

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

#### Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

#### Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com







0.8 3582<sub>V</sub>.45

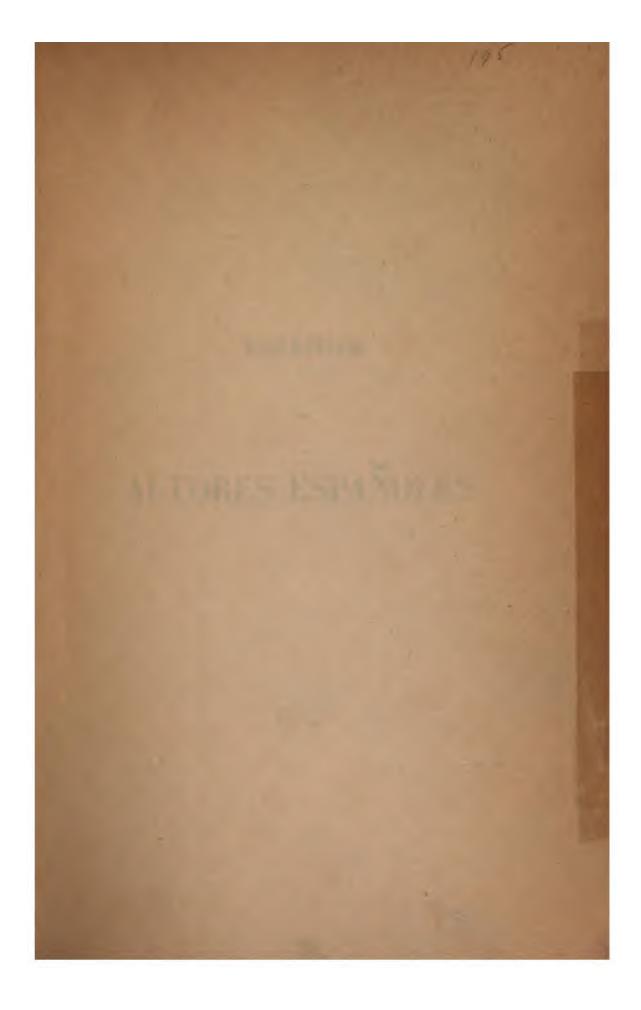



#### **BIBLIOTECA**

## AUTORES ESPAÑOLES.

## **BIBLIOTECA**

DE

# AUTORES ESPAÑOLES,

DESDE LA FORMACION DEL LENGUAJE HASTA NUESTROS DIAS.

#### DRAMATICOS CONTEMPORANEOS DE LOPE DE VEGA,

Colection escogida y ordenada

CON UN DISCURSO, APUNTES BIOGRÁFICOS Y CRÍTICOS DE LOS AUTORES, NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS Y CATÁLOGOS,

POR DON RAMON DE MESONERO ROMANOS.

TOMO SEGUNDO.



MADRID.

M. RIVADENEYRA — IMPRESOR — EDITOR,

CALLE DE LA MADERA, 8.



•....

.

.

•

•

•

•

### APUNTES BIOGRÁFICOS Y CRÍTICOS

DE LOS

#### AUTORES COMPRENDIDOS EN ESTE TOMO.

Valiendome de las indicaciones explicitas de Miguel de Cervántes (1), Lope de Vega (2), Agustin de Rojas (5) y el canónigo Navarro (4), pude en el tomo anterior bosquejar el cuadro (hoy completamente desconocido) del teatro español en la primera época de Lope, desde que, por los años 1588, en que, muy mozo aun, empezó aquel gran genio á excitar el aplauso y la admiracion general, hasta que, segun la feliz expresion del mismo Cervántes, se alzó con el cetro de la monarquia cómica, en los primeros del siglo xvii. Cúpome entonces la suerte de exhumar y dar á conocer las bellas producciones de los mas inmediatos contemporáneos y secuaces del gran padre de nuestra escena, que, subyugados y eclipsados por el vivísimo resplandor de aquel astro luminoso, han permanecido injustamente olvidados durante casi tres siglos, y yacian en la mas completa oscuridad. Guillen de Castro, Tárrega, Aguilar, Miguel Sanchez, Boil, Poyo, Gaspar de Avila y los demás que figuraron, no sin gloria, en aquel periodo, al lado del gran Lope, y cuyas apreciables producciones forman el tomo primero de esta coleccion, me habrán dado la razon, en el ánimo de los lectores, de la justicia con que procuré aprovechar esta ocasion de rehabilitar su memoria, estudiando, escogiendo y dando á conocer sus olvidadas creaciones, é impidiendo con su reproduccion que lleguen á perderse del todo, como ha sucedido ya con las de algunos.

Pero la vida dramática de Lope, y su imperio absoluto sobre la escena patria, se prolongaron aun durante el primer tercio del siglo xvu hasta su muerte, acaecida en 1635. Despues de aquel primer período que entonces tracé, y en el que, al lado del jóven maestro, y ayudándole (como dice Cervántes) à llevar aquella gran máquina, aparecen principalmente los autores valencianos y andaluces, comenzó otro, cuando, atraidos todos á la corte, formaron en derredor suyo la gran plévade de satélites de aquel planeta esplendente. Este segundo cuadro, diverso absolutamente en accion, episodios y figuras, aunque unido à aquel por la comun designacion de contemporáneos de Lope de Vega, es el que hoy me cumple trazar.

Por fortuna, para bosquejarle con bastante exactitud, nos queda un testimonio fehaciente del mas notable acaso y digno de estimacion de aquellos infatigables escritores: el doctor Juan Perez de Montalvan, ardiente, fiel y apasionado secuaz del gran maestro, y cuya mision, desde que nació en 1602 hasta que le siguió tempranamente á la tumba, no fué otra, puede decirse, que beber su aliento, alimentar su inteligencia en su admiracion y rebosar entusiasmo hácia sus obras; imitarle, aplaudirle, glorificarle y servirle acaso de para-rayos contra las nubes de la envidia, que, no osando lanzar sus despiadados tiros contra la altísima fortaleza del gran Lope, descargaban su furor en el indefenso pecho del jóven panegirista.

Este, pues, en el extraño é incoherente libro que tituló El Para-todos, y dió à la estampa en 1652, añadió, por via de apéndice, un curioso Indice de los varones ilustres matritenses, y luego otro de los que, no siéndolo, escribian por entonces comedias en Castilla solamente, y de uno y otro aparece el espléndido cuadro de nuestro teatro en aquel periodo, trazado por mano competente, y hoy tanto mas apreciable, cuanto que no tenemos otro dato mejor para conocerle. Hé aquí por su

(2) Laurel de Apolo.

<sup>(1)</sup> Viaje al Parnaso y Prólogo de sus comedias.

<sup>(3)</sup> Viaje entretenido.

<sup>(4)</sup> Discurso en favor de las comedias.

órden la lista de los escritores dramáticos, extractada de la general de madrileños, y la de los que, no siéndolo, escribian tambien para el teatro :

ALONSO DE SALAS BARBADILLO. DON AGUSTIN COLLADO. ALFONSO DE VATRES. MAESTRO ALFONSO ALFARO. DON ANTONIO COELLO. DON ANTONIO DE HERRERA. DON ANTONIO DE HUERTA. DON ALVARO CUBILLO DE ARAGON. BON ALONSO DEL CASTILLO SOLORZANO. DON ALONSO DE REINOSO. DON ANTONIO HURTADO DE MENDOZA. DOCTOR DON ANTONIO MIRA DE MESCUA. ANTONIO ORFIZ. DON ANTONIO SOLÍS Y RIVADENEYRA. DON ANTONIO IBARRA. BLAS DE MESA. EL CONDE DE LA CORUÑA. EL CONDE DE SIRUELA. EL CONDE DE LA ROCA. DON DIEGO TOVAR. DON DIEGO COLLAZOS. DON DIEGO MOGICA. DON DIEGO DE VILLEGAS. DON DIEGO JIMENEZ ENCISO.

DON ESTÉBAN DE PRADO DON ESTÉBAN DE PRADO. DON FRANCISCO DE QUEVEDO VILLEGAS. FRANCISCO SUAREZ. EL LICENCIADO FELIPE BERNARDO DEL CASTILLO. DON FERNANDO DE LUDEÑA. DON FRANCISCO DE LA CERDA. LICENCIADO FRANCISCO GUTIERREZ CADAGUA. DON FRANCISCO DE ROJAS ZORRILLA. DOCTOR FELIPE GODINEZ. DON FERNANDO DE LARRÚA. FRANCISCO LOPEZ DE ZARATE. DON FRANCISCO MIRACLES.

MAESTRO FR. GABRIEL TELLEZ (TIRSO DE MOLINA). DON GASPAR DEL ARCO. DOCTOR DON JERÓNIMO FERNANDEZ MONTERO. DON JERÓNIMO VILLAIZAN Y GARCÉS. DON GABRIEL DEL CORRAL. LICENCIADO GABRIEL DE ROA. JERÓNIMO DE LA FUENTE. DON JACINTO DE HERRERA. DON JORGE DE TOVAR. MAESTRO JOSÉ CISNEROS. DON JOSÉ PELLICER Y TOVAR. JUAN DELGADO. JUAN DE PIÑA. DOCTOR JUAN PEREZ DE MONTALVAN. DOCTOR JUAN PEREZ DE LA PORTA Y CORTÉS. DON JUAN DE TAPIA. MAESTRO JOSÉ DE VALDIVIESO. DON JUAN RUIZ DE ALARCON. DON JUAN DE BENAVIDES. FREY LOPE FÉLIX DE VEGA CARPIO. LUIS BELMONTE BERMUDEZ. LICENCIADO LUIS DE BENAVENTE. LUIS VELEZ DE GUEVARA. DON LOPE DE LIAÑO. MANUEL LOPEZ. DOÑA MARÍA DE ZAYAS. EL MARQUÉS DE JAVALOUINTO. DOCTOR DON PEDRO DE LA BARRERA. DON PEDRO CALDERON DE LA BARCA. DON PEDRO DE MENDOZA. DON PEDRO MEXIA DE TOVAR. DON PEDRO VARGAS Y MACHUCA. DON PEDRO MENDEZ DE LOYOLA. EL PRÍNCIPE DE ESQUILACHE. DON RODRIGO DE HERRERA (madrileño). DON RODRIGO DE HERRERA (português).

DON SEBASTIAN FRANCISCO DE MEDRANO.

Son, pues, setenta y cuatro los autores dramáticos citados por Montalvan en 1632, á que pudiéranse añadir algunos mas, valencianos y aragoneses, tales como don Antonio Folch de Cardona, marqués de Castelnuovo, Marco Antonio Orti, el abad Alonso Maluendas, Vicente Esquerdo, el maestro Juan Cabezas, don Diego Muget de Solis (que publicó un tomo de comedias en Brusélas, 1625), y otros, que escribieron fuera de Madrid y que aquel no tuvo presentes (1). Pero en cambio, hay que descontar de aquellos setenta y cuatro, muchos, como los condes de la Coruña, de la Roca y de Siruela, el marqués de Javalquinto, el príncipe de Esquilache, don Diego Tovar, don Diego Collazos, don Estéban de Prado, Quevedo, Bernardo del Castillo, La Cerda, Cadagua, Del Arco, Fernandez Montero, Pellicer, Cisneros, Tapia, doña María Zayas y otros, hasta el número de treinta y cinco, que solo por el testimonio del mismo Montalvan sabemos que habian escrito, que estaban escribiendo, y hasta que pensaban escribir alguna comedia, sin que haya llegado hasta nosotros ni siquiera noticia de sus títulos.

Separarémos despues (por no formar parte de nuestro objeto, y estar cumplidamente lleno en otros tomos de esta coleccion) los nombres de los cinco primeros dramáticos que figuran tambien en aquella lista, á saber: Lope, Tirso, Alarcon, Rojas y Calderon (Moreto no podia sonar en 1632,

<sup>(1)</sup> Véase el catálogo que damos á continuacion.

por tener entonces solo catorce años de edad); y descargados igualmente Cubillo y Solis, que, aunque citados ya por Montalvan, como que empezaban á darse á conocer, forman mas bien parte de otro período y escuela, el de los posteriores á Lope y secuaces de Calderon (que será objeto de los dos tomos siguientes), así como tambien el maestro Valdivieso, que solo escribió autos sacramentales, y el licenciado Luis de Benavente, que se dedicó exclusivamente á escribir entremeses, géneros ambos que por su especialidad quedan fuera de esta coleccion, tendrémos, pues, segregados por estas razones cuarenta y cinco autores. Entre los restantes (cuyas obras conocemos), no parecen, por su escaso mérito, dignas de reproducirse en esta ocasion las de Blas de Mesa, Gabriel del Corral, Francisco Lopez de Zárate, maestro Gabriel Roa, Jerónimo la Fuente, Juan de Benavides, don Lope de Llaño, don Agustín Collado, Alonso de Vatres, maestro Alfonso Alfaro, don Antonio Herrera, don Diego Mogica, don Antonio Huerta, don Gabriel Bocángel, Juan Delgado y los demás que no cita Montalvan, adoptando solo, para formar esta selecta coleccion, aquellos autores mas sobresalientes, cuyas mejores producciones, noticias biográficas y juicios críticos van á continuacion, y son los siguientes:

EL DOCTOR DON ANTONIO MIRA DE MESCUA.
LUIS VELEZ DE GUEVARA.
DOCTOR FELIPE GODINEZ.
DON DIEGO JIMENEZ ENCISO.
DON RODRIGO HERRERA.
DON JACINTO DE HERRERA.
LUIS BELMONTE BERMUDEZ.

DE MESCUA.

ALONSO JERÓNIMO DE SALAS BARBADILLO.

ALONSO DEL CASTILLO SOLORZANO.

DON JERÓNIMO VILLAIZAN.

DON ANTONIO COELLO.

DON ANTONIO DE MENDOZA.

DOCTOR JUAN PEREZ DE MONTALVAN.

#### EL DOCTOR MIRA DE MESCUA.

Escasísimas son las noticias biográficas que han llegado hasta nosotros del doctor don Antonio Mira de Mescua ó de Amescua, uno de los primeros poetas líricos y dramáticos de aquella época, y están reducidas á saber que fué natural de Guadix, presbitero y arcediano de su santa iglesia, habiendo nacido hácia 1570; que, protegido del célebre don Pedro Fernandez de Castro, conde de Lémus (Mecénas de Cervántes), y siendo virey de Nápoles en 1610, le llevó á su lado con Lupercio Argensola y otros insignes escritores para formar parte de su poética corte. Regresado luego á su patria, fué nombrado capellan de los Reyes de Granada, y posteriormente capellan de honor de Felipe IV, en Madrid, adonde murió el mismo año 1635, en que falleció Lope de Vega.

Este, el mismo Cervántes, Montalvan, Agustin de Rojas y don Nicolás Antonio, que le consagraron especiales y entusiastas elògios en diversas partes de sus obras, nos dejan ignorar absolutamente mas circunstancias particulares de su vida; y tampoco Suarez, en su Historia de Guadix y de Baza, añade cosa alguna relativa á la existencia material de aquel insigne poeta. Pero nos quedan sus obras, y aunque no todas ni reunidas en coleccion (1), son suficientes para conservarle, como poeta lírico y dramático, en el puesto distinguido que sus ilustres contemporáneos le concedieron. Bajo el primer aspecto, bastaria solo citar aqui aquella célebre y bellísima cancion que, segun la opinion del eminente crítico Quintana, no tiene igual en nuestra lengua, y que envidiaria el mismo Garcilaso, que empieza:

Ufano, alegre, altivo, enamorado;

y que no se reproduce aquí por ser tan conocida, como una de las joyas mas preciadas de nuestro poético tesoro; y bajo el aspecto dramático, las cinco comedias que van escogidas para esta colección, tituladas: La rueda de la fortuna, Galan valiente y discreto, No hay dicha ni desdicha hasta la muerte, Obligar contra su sangre, y La Fénix de Salamanca; en donde, a par que el genio y talento lirico, que sin duda predominaba en este arrogante poeta, descuellan tambien el estudio, el buen gusto y delicado ingenio del autor dramático. Todavía hubieran podido añadirse á aquellas (si los

(1) Don Nicolás Antonio dice que se publicaron sus comedias en tomos ó partes, pero creo que no es exacto. Solo tengo noticia de un tomo (que pudo ser primera parte), y contiene las siguientes: La hija de Cárlos V, Vida y muerte de san Lázaro, El rico avariento, Lo que

puede una sospecha, El esclavo del demonio, El conde Alarcos, El hombre de mayor fama, El negro del mejor amo, Las lises de Francia, Los carboneros de Francia, Desgracias del rey don Alfonso el Casto, Obligar contra su sangre. limites de esta coleccion lo permitieran) otras apreciables comedias, que demuestran la sagacidad y vivo ingenio del doctor Mira de Mescua; como, por ejemplo, Amor, ingenio y mujer, ó La tercera de sí misma (falsamente atribuida á Calderon) (1), las de El conde Alarcos, El palacio confuso, El rico avariento, Lo que puede una sospecha, El galan secreto, El esclavo del demonio, y alguna otra, notables, ya por la grande originalidad de la invencion, ya por el artificio de la intriga, ya, en fin, por la gala y gracejo del estilo. Muchos de aquellos argumentos, inventados indudablemente por Mira de Mescua, y adoptados, y acaso mejor desenvueltos despues por sus mas insignes sucesores, quedaron como olvidados en el repertorio de aquel, para lucir con nuevo brillo en el de sus atrevidos imitadores, sin que por eso deba negarse á su inventor el justo tributo de estimación y de

respeto.

En prueba de estas aserciones, que no dudo estampar aquí, citaré la célebre comedia, titulada Caer para levantar, escrita por Moreto, Cancer y Malos Fragoso, que no es otra cosa que una servil refundicion de la de El esclavo del demonio, de Mina de Mescua; y tanto, que no me ha parecido conveniente reproducirla aqui, por hallarse ya publicada en el tomo de Moreto de esta BIBLIOTECA.-Otras usurpaciones hizo tambien este á nuestro poctor, como solia hacerlo á Lope, Guillen de Castro, Tirso y demás predecesores; y el mismo Calderon (que tambien tuvo presente aquella comedia al escribir la de la Devocion de la Cruz), tomó por pauta, en la que tituló En esta vida todo es verdad y todo es mentira, la de La rueda de la fortuna, de Mira de Mescua, precediendo en ello al gran Corneille, que indudablemente la siguió en su Heraclius, mas bien que á la de Calderon. Este mismo dramaturgo, en La dama duende, El mágico prodigioso, El escondido y la tapada, y otras de su admirable repertorio, da bien á conocer que estaba inspirado por La Fénix de Salamanca, El ermitaño galan, El galan secreto y otras del doctor Mira de Mescua. Alarcon remedó tambien, en el Exámen de maridos, la preciosa de Mescua titulada Galan, valiente y discreto; la de La tercera de si misma y La Fénix de Salamanca sirvieron tambien á los Figueroas ó Moreto (sea de quien fuere) para la de Todo es enredos amor, y al autor del Gil Blas para la aventura de doña Aurora de Guzman; y el mismo Corneille, antes citado, confiesa que tuvo intencion de fundir su Don Sancho de Aragon en el molde de El palacio confuso, de Mira de Mescua, que él atribuye ligeramente á Lope de Vega.

De todas estas y demás producciones dramáticas de nuestro autor pudieran citarse grandes bellezas al lado de frecuentes y lamentables extravios; trozos y escenas llenas de pasion, de verdad y de fuerza cómica, y otros envueltos en aquella nube de hipérboles y metáforas del gusto gongorino ó del estilo apellidado culto, á que todos los poetas rendian tan frecuentemente vasallaje, sin perjuicio de burlarse de él á su sabor (2). En la eleccion y artificio de los argumentos y en la pintura de los caractéres se conoce indudablemente la influencia, ó mas bien la tiranía del mismo

(1) Creo que ambos títulos se refieren á una sola comedia. Con el de La tercera de si misma está impresa en la parte vui de la colección de varios. El MS. existe en la biblioteca del señor duque de Osuna. En ella, al final de la primera jornada, dice la dama, Lucrecia, duquesa de Amalfi:

> El Duque me ha de querer, Aunque desprecios escucho; Que al fin, al fin, pueden mucho Amor, ingenio y mujer.

Y al final de la misma jornada:

Tenga el buen fin que pretendo El amor aborreciendo Y tercera de si misma.

Por último, ya cerca del final de la comedia dice Lucrecia:

César soy y César fui; Amor, ingenio y mujer Han tenido tal poder, Que soy tercera de mi Misma.

Aqui se ve claramente que es una sola comedia con estos dos títulos.

(2) Véase con qué donaire y agudeza satirizaba este mal gusto el discreto Gaspar de Avila (uno de los autores contemporáneos, á quien dimos á conocer en el tomo anterior), en su linda comedia titulada El familiar sin demonio, en cuyo acto tercero pone en boca del gracioso lo siguiente:

MARTIN.
Yo, por mis grandes pecados,
Una comedia compuse
(Que soy poeta), en que puse
Muchos pasos ajustados
A la verdad; y aquel dia
Fué, para mi perdicion,
Silba de varia leccion
La cruel mosquetería;
Pero de suerte senti
El verme ya condenado
A cencerro destemplado,
Que al demonio me ofrecí.
Aparecióseme y dijo:
«No temas; contigo estoy,
Y poeta tambien soy;
Y lué tanto el regocijo
De verme ya consolado,
Que una comedia empece,
Y despues que la acerté,
Ando siempre endemoniado.

ANTONIO.

La primer copla me di.

MARTIN.

Quisiera...

ANTONIO.
Por vida mia.
MARTIN.
Era en Polonia, y decia
Eu un monte un alfaquí: [res,
«Céfiro penetrante en tus cando-

Que al armigero son delas ideas,
Clasificando sírios esplendores,
En tus coluros intimos aleas;
Si en florecientes piras y clamo[res,
Por la region turqui te bambo[leas,
Inspira, clamorea, mundifica,
Taladra, reconcentra y multipliANTONIO. [Ca.»

De versos, heróico y breve!

MARTIN.

Pues el demonio me lleve
Si yo se lo que me he dicho.
Ni tii, ni el pueblo, ni yo
No lo habemos entendido;
Pero celebra en el ruido
Lo que piensa que entendió.
Que, como es todo follaje,
Estampido y batahola,
Sin que haya al rodar la bola
Quien la tenga ni la ataje,
El que menos lo comprende,
Mas procura celebrar,
Solamente por no dar
A entender que no lo entiende.
Y en este estilo perverso,
De lo crespo y lo aturdido,
Pasa à sombras del sonido
Toda chilindrina en verso.

Lope y su escuela; y ciertamente que no se concibe tan opuesto maridaje entre la verdad y la estrambótica exageración, entre el buen sentido y el gusto depravado; pero es lo cierto que existe r existió en este y los demás autores de nuestro antiguo teatro, autorizados por el ejemplo de su colosal modelo, y disculpados siempre con el grande argumento de los aplausos insensatos de la plebe. Llenaria muchas paginas si, queriendo probar aquella contradiccion en la ocasion presente, y tratando de uno de los poetas mas celebrados en su tiempo, me complaciese en citar caractéres exagerados ó falsos, escenas inverosimiles y extravagantes, trozos de estilo hinchado y campanudo, bufonadas groseras y chavacanas, que oscurecen y afean hasta sus mejores comedias; pero prefiero optar por alguno de aquellos momentos felices en que se descubre al poeta fácil, natural y cadencioso, al ingenio sutil y peregrino. La casualidad me trae por ejemplo á la mano la extraña comedia titulada El pleito del diablo con el cura de Madridejos, escrita por él, juntamente con Velez de Guevara y Coello, y que no es mas que la historia de una pobre muchacha á quien se supone endemoniada, y los conjuros y exorcismos hechos para librarla; en cuya jornada tercera (que es la de Mira de Mescua) se leen estas preciosas quintillas en boca de un pastor :

Deja espantos y temores, Catalina; ¿ qué te falta? Que en alas de mis amores Iré á la sierra mas alta Por metales ó por flores.

¿Quieres que trepando vaya, Por los brazos de esa haya Y baje de sus pimpollos De una tórtola los pollos A que jueguen en tu saya?

Hijo de un risco de Cuenca, Y en el mi valiente brio No deje anguila ni tenca, Ni pez argentado y frio.

Que no venga á palpitar

Sobre esta yerba y á dar Un salto y otro del suelo, Pensando que coge vuelo Para arrojarse á la mar? ¿ Quieres que á ese girasol Bajen las aves pintadas ¿ Quieres que descienda á un rio, Que vuelan en caracol,

Y parecen, remontadas, Que son átomos del sol?

Si quieres que en este prado Se mezclen arroyos bellos De leche y humor cuajado, Exprimiré alegre en ellos Las ubres de mi ganado.

Si quieres ver el enero Hecho octubre placentero, Viertan mis cubas su mosto; Y si quieres verle agosto, Desataré mi granero.

Ciertamente que este trozo, puramente lírico, no es el mas propio de la comedia; pero es tan bello, que en todas ocasiones debió sonar bien á los oídos de un público español. Como este abundan otros en las obras dramáticas de Mira de Mescua, y muy principalmente en los autos sacramentales ó alegóricos, en que podia ostentarse mas bien el gran poeta lírico. A veces el estilo dramático ocupa tambien su lugar propio, y ofrece escenas y diálogos animados, ó cuadros llenos del chiste y naturalidad característicos de Talía ; sirva de ejemplo el siguiente, tomado al acaso, de la comedia titulada La Fénix de Salamanca:

GALCERAN. ¿Donde tomaste posada? SOLANO.

Junto al Carmen.

GALCERAN. ¿ Preveniste

La cena ?

SOLANO.

GALCERAN. ¿Qué trajiste? SOLANO.

Un capon, una empanada, Dos perdices ...

> GALCERAN. Bien las como. SOLANO.

Medio cabrito extremado, Dos gazapos ...

> GALCERAN. Regalado

Plato!

SOLANO. Tiene tanto lomo! Un jigote de carnero...

GALCERAN. Si está manido, no es malo. SOLANO.

Un jamon.

GALCERAN. Gentil regalo! Has hecho buen despensero. SOLANO.

De clarete y moscatel Tres azumbres; que sin vino Está en la mesa el tocino Como cautivo en Argel.

GALCERAN. ¡ Ya tengo bien qué cenar SOLANO.

¿ Que es buena cena?

GALCERAN. ¡Extremada!

SOLANO. Pues vén, la verás pintada, Que no hay mas que desear, En esta calle primera; Oue parece que el pintor Dió á los gazapos sabor, Y sazon á la ternera.

No me dirás, por tu vida, Qué bolson diste á Solano Para que te tenga ufano Mesa y cama prevenida?

GALCERAN. Luego; no tienes dineros?

SOLANO.

De qué los he de tener, Galceran, si desde ayer Estamos los dos en cueros?

GALCEBAN. No te di trescientos reales En Valencia?

SOLANO. No lo niego:

Mas oye la cuenta, y luego Podrás ver si están cabales. (Saca un papel.)

« Cuenta de lo que Solano Ha gastado en el camino.»

GALCERAN. Y dila tambien del vino.

SOLANO.

A fe que está en buena mano; etc.

Esta comedia es toda ella muy agradable por la intriga ingeniosa y dramática, y sus escenas llenas de interés y poesía. La de Galan, valiente y discreto es, á mi juicio, una de las mas bellas comedias del antiguo teatro, y está toda ella escrita con una cordura y gusto que solo acertaron despues Alarcon y Moreto; y las otras dos de No hay dicha ni desdicha hasta la muerte y Obligar contra su sangre son dramas interesantes y bien escritos. Basta con ellos, y con las citas que quedan hechas, para despertar en los aficionados el deseo de conocer y estudiar á este autor notable. Por fortuna pueden hacerlo en la mayor parte de sus obras dramáticas, que, aunque no reunidas en coleccion, se han conservado y reproducido sueltas, ó en la famosa, aunque rarísima, de las Comedias escogidas de los mejores ingenios, publicada desde 1652 á 1704, en que hay hasta diez y ocho de este autor.

#### LUIS VELEZ DE GUEVARA.

Nació en la ciudad de Écija, en enero de 1570, y concluida su carrera literaria en la universidad de Sevilla, vino muy jóven a Madrid, donde, ejerciendo su profesion de abogado, alcanzó pronto un gran aprecio y fama en el foro por su sagacidad, elocuencia y gracejo, y entre los literatos por la viva agudeza de su ingenio, la correccion y facilidad con que manejaba nuestra hermosa lengua, así en prosa como en verso. Su carácter era tan festivo, que aun en medio de los negocios mas graves no podia dejar de chancearse, con lo cual atraia á los tribunales donde abogaba un auditorio numeroso. Cuéntase que en una ocasion salvó la vida á un criminal que defendia, excitando la risa en los jueces con una chanzoneta que dejó deslizar en medio de una exhortacion patética con que trataba de captar la benevolencia en favor de su cliente. Obtenida la sentencia, mas favorable de lo que podia esperar, apeló de ella el fiscal y obtuvo su reforma, saliendo el reo condenado á la pena capital y el abogado á una multa de consideracion. Para librarse de ella se puso á pleitear con el fiscal y los jueces, y consiguió que el rey don Felipe IV tomase personalmente conocimiento de una causa tan singular. Con este motivo se presentó Guevara á su majestad con tal desenfado, y le representó el caso de una manera tan cómica, que el Rey no pudo menos de echarse á reir; con lo cual consiguió, no solamente que se le perdonase la multa, sino que á su cliente, que se hallaba condenado á muerte en revista, se le conmutara aquella pena con la de presidio.

De resultas de este suceso, tomó el Rey tal aficion á Guevara, que no podia pasar sin él, pues que gustaba mucho de su instruccion, chistes y agudeza; y conociendo que concurrian en él todas las dotes de un buen poeta dramático, le instó á que escribiese las comedias que por aquel tiempo se representaron en los teatros de la corte. Y como este monarca, segun se cree, las escribia tambien y hacia representar en su palacio, escogió á Luis Velez de Guevara para que le censurase las suyas, siendo de presumir que recibiesen correcciones y mejoras de una mano tan maestra como la de Guevara, á quien el Monarca honró mas adelante con el empleo de ugier.

Pasó, pues, Velez de Guevara su vida en Madrid, gozando constantemente el favor del Monarca, de los duques de Veraguas, y conde de Saldaña, de quien fué secretario; la amistad de todos los célebres contemporáneos y el aplauso público. Era hombre de carácter suave, afable y caritativo; pero, como no se ha dado al hombre poseer á la vez todas las virtudes, ni estar exento de algunos vicios ó defectos, achácanle á nuestro poeta el haber sido excesivamente apasionado al bello sexo; pasion de que ni la edad ni las enfermedades pudieron corregirle jamás. Todavía se repiten entre nosotros algunos de sus dichos graciosos y satíricos con este motivo, que han pasado á ser proverbiales.

Estuvo casado desde muy jóven con doña Ursula Bravo de Laguna; de quien tuvo un hijo, llamado don Juan, que fué oidor de la audiencia de Sevilla, poeta tambien y autor de varias comedias, que suelen confundirse con las del padre. Murió, en fin, este en Madrid, á los setenta y cuatro años de edad, con gran sentimiento de toda la corte, segun se lee en los Avisos históricos, de Pe-

Ilicer, que consigna este suceso en estos términos :

Madrid, 15 de noviembre de 1644.—El juéves pasado murió Luis Velez de Guevara, natural de Écija, ugier de cimara de su majestad, bien conocido por mas de cuatrocientas comedias que ha escrito, y por su gran ingenio, agudos y repetidos dichos, y ser uno de los mejores cortesanos de España. Murió de setenta y cuatro años de edad; dejó por testamentarios á los señores conde de Lémus y duque de Veraguas, á cuyo servicio está don Juan Velez, su hijo. Depositaron el cuerpo en el monasterio de doña María de Aragon, en la capilla de los señores duques de Veraguas, haciéndosele por sus méritos esta honra. Ayer se hicieron las honras en la misma iglesía, con la propia grandeza que si fuera título, asistiendo cuantos grandes señores y caballeros hay en la corte. Y se han becho á su muerte y á su ingenio muchos epitafios, que creo se imprimirán en libro particular, como el de Lope de Vega y Juan Perez de Montalvan.

Su piadoso y discreto hijo, don Juan, celebró su memoria en un elegante soneto, que prueba bien que era digno heredero de aquel poético ingenio, y dice asi:

Luz en que se encendió la vital mía,
De cuya llama soy originado,
Bien que en la vida solo te he imitado,
Que el alma fuera en mí vana porfía;
Si eres el sol de nuestra poesía,
Viva mas que él tu aplanso eternizado,
Y pues un vivir solo es limitado,
No te estreches al término de un dia.
Hoy junta en el deleite la enseñanza
Tu ingenio, á quien el tiempo no consuma,
Pues también viene á ser aplauso suyo;
Y sufra la modestia esta alabanza
A quien, por parecer mas hijo tuyo,
Quisiera ser un rasgo de tu pluma.

Grande, en efecto, inmensa debió ser la popularidad y la importancia de Velez de Guevara como poeta dramático, que le valió los elogios de sus contemporáneos mas insignes, desde Cervántes, que celebra el rumbo, el tropel, el boato, la grandeza de sus comedias, y le consagra, en su Viaje al Parnaso, estos tercetos, que demuestran además el aprecio personal en que le tuvo:

Este, que es escogido entre millares, De Guevara Luis Velez es el bravo, Que se puede llamar quita-pesares. Es poeta gigante, en quien alabo El verso numeroso, el peregrino Ingenio, si un Guaton nos pinta ó un Dabo.

Topé à Luis Velez, lustre y alegria Y discrecion del trato cortesano, Y abracéle en la calle à mediodía.

Y Lope de Vega, que decia de él, en el Laurel de Apolo:

Ni en Écija dejara El florido Luis Velez de Guevara De ser su nuevo Apolo; Que pudo darle solo Y solo en sus escritos, Con flores de conceptos infinitos, Lo que los tres que faltan; Así sus versos de oro Con blando estilo la materia esmaltan.

Hasta el mismo Calderon (porque en su larga carrera dramática alcanzó Luis Velez á figurar en los diversos periodos de nuestra escena) le ensalza y encomia en diversas ocasiones como una de las lumbreras de nuestro Parnaso; Montalvan, en su Para-todos, habla de su fecundidad, que le permitió alternar con el gran Lope en el diario alimento de la escena, y asegura tambien que llegó á escribir mas de cuatrocientas comedias (si bien hoy no se conocen escasamente una quinta parte de ellas); y todas, añade, de pensamientos sutiles, arrojamientos poéticos y versos excelentisimos y bizarros, en que no admite comparacion su valiente espíritu. Verdad es que de esta apasionada crítica haya mucho que rebajar, atendida la natural propension á esta clase de exageraciones de parte del panegirista Montalvan.

El teatro, empero, de Luis Velez de Guevara reune dotes muy apreciables, que la critica moderna no debe seguramente desdeñar ni pasar por alto; y habráseme de perdonar, por lo tanto, que me detenga algo mas que de ordinario en estas ligeras indicaciones, para defender la memoria de un autor que no ha sido, á mi ver, bastante estudiado, ni juzgado con imparcialidad.

La mayor parte, en efecto, de las comedias de Guevara pertenecen al drama apellidado entonces de ruido ó de cuerpo (1); tratan argumentos é intervienen en ellos personajes históricos y elevados, vidas y hechos esforzados de los héroes y de los santos, y expresado todo con el mayor lujo de entonacion y accesorios de efecto en la escena, especialmente codiciados por el público de aquella época. Mas pesa el Rey que la sangre, que tiene por objeto pintar la heróica hazaña de Guzman el Bueno en Tarifa; La restauracion de España, ó El alba y el sol, que trata del levantamiento de Pelayo en Covadonga; El Ollero de Ocaña, que se refiere á la ruidosa minoria del rey don Alfonso el Octavo; El valor no tiene edad, ó Sanson de Extremadura, que es la relacion de los hechos heróicos de Diego García de Paredes; Los amotinados de Flándes; La conquista de Oran, y otras muchas, tomadas de nuestra historia patria; La nueva ira de Dios y Tamorlan de Persia; Atila, azote de Dios, ó la silla de San Pedro; El cerco de Roma por el rey Desiderio; El príncipe esclavo, o Escanderbech; La duquesa de Sajonia; y sobre todo, el interesante y verdaderamente trágico drama Reinar despues de morir, ó Doña Inés de Castro, formados de episodios mas ó menos ciertos de las historias extrañas, respiran por todas partes el vigor, la arrogante entonacion y valentía del poeta fácil, del autor inspirado y audaz. En todas ellas, y al lado de bellezas y primores poéticos, de caractéres bien trazados y de escenas de seguro y calculado efecto, hay tambien (fuerza es confesarlo) enorme desarreglo, disparates increibles, abuso, en fin, de la misma fecundidad y soltura del ingenio.

Esta demasía del talento, este desenfado de la imaginacion poética, era, por otro lado, tan comun á todos los escritores de aquella época, estaban tan autorizados con el funesto ejemplo y las incomprensibles contradicciones del genio de Lope, que no hay razon para culpar especialmente à Luis Velez, antes bien hay que admirar que en varias (aunque contadas) ocasiones se pudiera arrancar à aquel vertigo de audacia y de exageracion, y se dejara conducir tranquilamente por su

recta inspiracion y el discreto sendero que le dictaban sin duda su razon y su ingenio.

La crítica moderna, mas ilustrada y justa que la de sus contemporáneos, cuando pretende y tiene realmente derecho á juzgar con mayor severidad á los autores precedentes, tiene tambien la obligación de conocerlos y estudiarlos; pero en esta, como en otras ocasiones, no ha procedido así, sino que, escogiendo con estudiada predilección entre nuestros dramaturgos aquellos que ha calificado por de primer órden, ha solido desdeñar completamente á los demás, que no creyó deber colocar en tal categoría, ó los ha calificado sin estudiarlos y conocerlos debidamente. En el discurso que precede al tomo anterior dije que Guillen de Castro, por ejemplo, solo era conocido por Las mocedades del Cid, Tárrega por La enemiga favorable, Aguilar por El mercader amante, y otros muchos por ninguna; hoy añadiré que á Mira de Mescua se le cita solo como poeta lírico, y gracias si se hace mencion de él como dramático por su bellísima comedia Galan valiente y discreto, así como à Velez de Guevara solo se le hace gracia por la de Reinar despues de morir.

Véase en qué términos se explica acerca de él el eminente crítico don Alberto Lista, cuyos juicios, tan discretos y acertados respecto de nuestros primeros dramáticos, no me parecen tan justos ni fundados respecto de otros. Verdad es que empieza por confesar que conoce pocas comedias de Velez; pero por eso mismo es mas extraño que le condene en términos tan absolutos.

Su manera de dirigir la fábula, dice, y su versificacion anuncian que aun no habia dominado la escena española el genio de Calderon cuando escribió Velez de Guevara. Parece, pues, que debe colocársele entre Lope de Vega y el primer dramático del siglo xvn, y contemporáneo de Tirso, de Mira de Mescua y de Montalvan. Es muy inferior al primero en la sal cómica y en la descripcion de caractéres, al segundo en la versificacion, y al tercero en el arte de dirigir la accion, aunque acaso se le iguala en lo hinchado de la frase y en la exageración de los afectos. Pocos vestigios se ven en Guevara de las mejoras que hizo Lope en el arte dramático. Mas bien parece imitador de las comedias de Virués, Cervántes y otros antecesores del padre de nuestro teatro, que de la gracia y fiel representacion de las pasiones humanas, que, á pesar de sus defectos, admiramos en los dramas de este. Casi todas sus fábulas son ó se fingen tomadas de la historia. Figuran en ellas Tamorlan, Escanderbech,

pes de Transilvania, suelen ser de vidas de santos, intervienen varias tramoyas y apariencias,» (Suarez de Figueroa, *El Pasajero*.)

<sup>(1) «</sup>Dos caminos tendréis por donde enderezar los pasos cómicos en materia de trazas. Al uno llaman comedias de cuerpo, al otro de ingenio ó de capa y espada. En las de cuerpo, que, sin las de reyes de Hungria ó de prínci-

el rey Desiderio, Atila, Roldan, Bernardo del Carpio, cuyos caractères desfigura, dando 4 estos héroes el lenguaje de los rufianes y baladrones. Gusta mucho de la bambolla y del aparato teatral, como Virués, é introduce, como el, personajes alegóricos. Su versificacion, generalmente hablando, ó es rastrera ó gongorina, su estilo débit y desmayado, excepto cuando quiere poner en boca de sus personajes alguna expresion désatinada y altisomate. Rara vez se notan en él intenciones poéticas, y menos aun combinaciones profundas. Sus recursos dramiticos son por lo comun muy limitados. Sin embargo, debe confesarse que tiene cierta especie de mérito, y unsiste en no despojar á la accion, cuando ella per si excita los sentimientos comunes de la humanidad, del interés que la pertenece. A este mérito, y á él solo, debió Velez la celebridad que sus comedias tuvieron, y que fa conservado hasta nuestros dias la de Reinar despues de morir, repetidísima en nuestros teatros. Era menester carecer absolutamente de juicio para que el carácter de la désgraciada Inés de Castro dejase de commover do-lorosamente, y Velez, si bien su gusto era pésimo, no estaba desprovisto de talento.

Esta es la amarga censura que hace el señor Lista de Luis Velez; este todo el elogio de la comedia de Doña Inés de Castro; de este drama realmente inspirado, en que, muy superior Guevana, venció à sus dos predecesores Jerónimo Bermudez y Mejía de la Cerda; de este drama, cuyos caractéres están tan bien bosquejados, el efecto escénico tan sábiamente conducido, la poesia impregnada de un perfume tan melancólico y tierno, que, si no hubiera quedado mas obra suya, bastaria ella sola para colocarle en un lugar muy distinguido entre nuestros buenos autores. Cita despues de paso alguna otra comedia que supone suya; pero con tan poco acierto como la de Los celos hasta los ciclos, y desdichada Estefania (que hay razones para creer que no es suya, y sí de Lope de Vega, en cuyo tomo xu está impresa); La romera de Santiago (que es notoriamente de Tirso de Molina, y está en la coleccion de sus obras), y La duquesa de Sajonia (que es, à mi ver, de su hijo don Juan, refundida con el mismo argumento, accion y personajes, y solo con variedad en la expresion, de la de La obligacion à las mujeres); la del Marqués del Basto, tambien atribuida con fundamento á su hijo; y se deja en el tintero (porque sin duda no las conocia ó tenia á la vista) las de Mas pesa el Rey que la sangre y El Ollero de Ocaña, dos interesantisimos dramas, fundados en hechos y personajes históricos de nuestra patria, llenos de entonacion heróica y caballeresca, de bellezas poéticas y de interés dramático, y casi exentos de las extravagancias de que tan plagados están nuestros autores, y Lope mas que ninguno. Apenas cita Los hijos de la Barbuda, notable comedia, en que Verez desplegó toda la poesía de nuestro idioma patrio, imitándole con gracia y valentia hasta en su antigua rudeza; El diablo está en Cantillana, gracioso é interesante drama, fundado en una de las aventuras del rey don Pedro; y sobre todo, calla absolutamente la preciosa comedia de La Luna de la Sierra (que tambien tengo la satisfaccion de exhumar hoy, pues es tal su rareza, que apenas queda ya ejemplar alguno) (1). Seguro estoy de que si hubiera alcanzado á ver esta comedia el bondadoso, ilustrado y justo don Alberto Lista, hubiera modificado su juicio acerca de Guevara; y hallando en ella evidentemente el modelo, y no como quiera en embrion, sino perfectamente bosquejado, que, á mi ver, sirvió evidentemente á Rojas para su drama inmortal de Garcia del Castañar, hubiera convenido en que no era un poeta vulgar ni adocenado, no un escritor comun ni digno de desden, sino antes bien uno de nuestros buenos ingenios dramáticos, original ó inventor, como Lope, Castro, Tárrega y Mira de Mescua, de la mayor parte de los argumentos. que, tratados despues y sin duda mejorados por Alarcon, Rojas, Calderon, Moreto, Cubillo, Matos y Diamante, formaron principalmente la reputacion de estos, despojando á aquellos de la parte de gloria que legitimamente les correspondia.

¿Qué diria, por ejemplo, el señor Lista si hubiera leido La Niña de Gomez Arias, comedia de Velez de Guevara (de que tampoco debió tener noticia), y cuyo argumento, accion, personajes, y hasta trozos y escenas enteras plagió Calderon? Pues, para que se vea si es ó no exagerado este aserto, y para que puedan compararse uno y otro drama, haré aquí una rápida reseña de su argumento, y trasladaré una escena, la principal de esta comedia generalmente desconocida.

no daño, de don Antonio Sigler de Huerta; El pleito que tuvo el diablo con el cura de Madridejos, de tres ingenios; Competidores y amigos, de Huerta; El familiar sin demonio, de Gaspar de Avila; El Señor de Noches buenas, de Cubillo; Castigar por defender, burlesca, de Herrera; A gran daño gran remedio, de Villaizan.

<sup>(1)</sup> Està en el libro titulado Flor de las doce mejores comedias, Madrid, 1653, que comprende las siguientes: La Luna de la Sierra, de Luis Velez de Guevana; No hay amor donde hay agravio, de don Antonio de Mendoza; Los empeños del mentir, del mismo; Celos no ofenden al sol, de don Antonio Enriquez Gomez; No hay bien sin aje-

#### LA NIÑA DE GOMEZ ARIAS, comedia por Luis Velez de Guevara.

Hablan en ella las personas siguientes:

GOMEZ ARIAS. DON JUAN. BELTRAN. Doña Maria. DOÑA FRANCISCA. QUITERIA. DON PEDRO. DON LUIS. ADAMUZ. PERICO.

SANCHO. DONA GRACIA LAUREANO, viejo. ABENJAFAR. CELIN.

LA NIÑA. UN CORREGIDOR. EL CONDE DE SADUD. LA REINA DOÑA ISABEL.

En el primer acto la escena es en el paseo de Córdoba, y Gomez Arias cuenta á don Juan que el motivo de haberse visto obligado á dejar á Granada fué una pendencia que en ella tuvo. Salen en esto al paseo doña Gracia y doña Maria, hermanas respectivas de don Juan y de Gomez Arias, y ellos las galantean, y obligan á don Pedro y don Luis, que las siguen, á retirarse. Gomez Arias, enamorado de doña Gracia, da un billete al criado Perico, para que se lo entregue, y doña María otro para don Juan. Esto ocasiona una escena muy cómica en el acto de entregar los billetes el criado, con que concluye el acto. En el segundo hay otra, altamente inverosimil, en que Gomez Arias, citado por doña Gracia á su jardin, hace que su hermano don Juan le guarde las espaldas mientras le burla y se escapa con ella, en tanto que doña María, hermana de Gomez Arias, repite la escena con don Luis, pensando que es don Juan, á quien tenia citado. Descúbrese todo, y don Juan parte en persecucion de don Gomez y de Gracia, y á vengar la afrenta de su casa. Aparecen luego este y doña Gracia en el monte con el criado Perico, y tiene lugar la famosa escena en que Gomez Arias, cansado de la Niña doña Gracia, la vende al moro alcaide de Benamejí, para deshacerse de ella. Esta escena, toda en endechas, es en estos términos :

DOÑA GRACIA.

Señor Gomez Arias, De cuerpo gentil, Ojos matadores, Que saben fingir, Palabras de azúcar, Y principio y fin De los pensamientos Que viven en mí; Qué tristeza es esta , Que apenas salis De gozar mis brazos , Cuando os miro ansí? Qué se han hecho tantas Finezas que vi, Que fueron hechizos Con que me rendi? Habladme, miradme, Mi bien. ¿ Qué decis? Porque de sospechas Me vendré à morir. Señor Gomez Arias, Duélete de mi , Que soy niña y muchacha, Y nunca en tal me vi.

Doña Gracia, amor, Antes de rendir La empresa que intenta, Ansioso del fin, Para sacar de ella Efecto feliz Fingidas palabras Toma por ardid; Y luego que llega Su gusto à cumplir, Con la posesion Se acaba el fingir Corrió el desengaño El velo sutil, Y lo mas costoso Se descubre alli. Todo cansa luego; Que no hay cosa alli, En siendo gozada, Que no acabe ansi. Que el hombre que llega Mas, Gracia, á sentir, Desmaya en gozando, Porque tocó el fin. Si de ser in esposo

Palabra te dí, Cúmplala el deseo, Que mintió por mi; Que no hay quien primero Dude el dar el si, Y muy pocos saben Hacer y decir. Demás, que yo soy Pobre para ti, Noble y desdichado, Y un soldado, al fin.

DOÑA GRACIA.

¿Estos desengaños Te he venido á oir, Despues que, engañada, El alma te di? Si es por hacer prueba De lo que hay en mí, Sin las que están hechas, Hay mas que añadir? Vertiendo estoy almas, Que podrán decir, Dueño de mis ojos. Que muero por ti; cuando no quieras De veras cumplir De esposo la fe Que te mereci, Yo seré tu esclava; Que quiero servir Mas á tus criadas Que verme sin ti. Hierramé esta cara, Ponme aqui y alli Clavo y S, y luego Podràs escribir: Soy de Gomez Arias; Que mejor que alli, Amor en el alma Lo supo esculpir. Para esclava tuya, Mi gloria, naci; Véndeme...

> GOMEZ. A eso vengo

DOÑA GRACIA. Qué dices, mi bien?

Que si no es así.

A Benameit.

Ni puedo dejarte Ni puedo vivir.— Haz, Pedro, una seña De paz desde ahi, Con un lienzo blanco, Al moro.

DOÑA GRACIA. Ay de mi! PERICO.

Qué es esto que intentas ? Dime, ¿estás en ti?

COMEZ.

Haz lo que te mando, Si no quieres ir Volando à ese foso.

De ser volatin El callar me escape; Ves el lienzo ahí.

(Hace la seña, con un lienzo blanco, al Moro.)

DONA GRACIA.

¡Mi vida! ¿quẻ culpa Grave cometí, Que merezca pena Que es mas que morir? Pues daros el alma Fué agravio, que así La tratais agora, Sin mas advertir Mi bonor ni mi amor? No mirais que os di De entrambos las llaves? No hablais? ¿ Qué decis? Señor Gomez Arias, Duélete de mí, Que soy niña y muchacha, Y nunca en tal me vi.

(Suena un clarin.)

Dos bizarros moros, Al son de un clarin, En dos yeguas salen De Benamejí, Adargas y lanzas Embrazan, y alli Se apean ahora.

(Salen Abenjafar y Celin, moros.)

COMEZ Yo quiero salir Al paso. BOXA GRACIA

; Mal baya nujer rain e fia en los hombres se saben mentir! GOWEZ.

Seais bien venidos.

DOÑA GRACIA.

Cielo!

AREN. Alaquivir Os guarde, cristianos; Pues 4 à qué venis? A qué fin por señas Platica pedis?

COMEZ. Quien eres, si acaso Se puede decir?

Abenjafar soy, Gomel y Zegri, Por Granada alcaide En Benameji ; Que habiendole dado Mas sangre al Genil Vuestra que agua lleva El Guadalquivir, Cuyo alfanje corvo Y laura fezi Con vuestros maestres Mil veces medi, Mas que de su sitio Quiso presumir Que podrá mi gente, No diez, sino mil ios al cristiano

Poder resistir.

Del valor que tienes, Valiente Zegri, Las muestras que vemos No pueden mentir; Demás que en la vega De Granada oi Tu nombre, sirviendo A mi rey alli. Desdichas me llevan Muy lejos de alli; Que en Cordoba noble Por mi mal naci. Soy pobre, y es fuerza, Para no morir, Imaginar trazas Que tengan buen fin. Mira si me quieres

Comprar ... DOÑA GRACIA. Ay de mi! GOMEZ.

Aquesta cristiana,

(Ap. Es un sol, Celin.) Qué pides por ella? Tal beldad no vi. COMEZ.

Trescientos cequies.

Celin, dale mil. COMEZ El valor no puede

Tu pecho encubrir: Otros tantos años Llegues à vivir.

No lloreis, cristiana; Que tendréis en mi Un esclavo dueño, Que os sabra servir.

(Dale Celin el dinero à Gomez Arias.) DONA GRACIA.

¡Ab, mi bien! ¡Señor! CELIN.

No falta un cequi.

DOÑA GRACIA. Pues no sois de piedra, Escuchadme, oid; Que me llevan presa A Benameji. Señor Gomez Arias.

Duélete de mi, Que soy niña y muchacha, Y nunca en tal me vi.

Esto es hecho, Gracia; No hay sino seguir Tu dueño.

ABEN. (Ap.)

No he visto Cristiano tan vil.

DOÑA GRACIA.

Ruego à Dios, ingrato, Pues tratas ansi Fe tan bien nacida. Amor tan gentil, Que à lanzadas mueras, Queriendo huir, De un infame moro, Bajo y baladí. Mi hermano te mate, Véndote à partir; Pero no podrá; Que vives en mi.

Hermosa cristiana, Vamos.

DOÑA GRACIA.

Ya que fui Desdichada en todo, Y que hasta morir No he de verte mas Ni has de verme a mi, Y por mi desdicha Desde hoy te perdi, Un abrazo solo Te quiero pedir, Y à mi padre luego Puedes escribir Que quedo cautiva En Benameji, Porque mi rescate Pueda apercibir, Si es que vive, y yo No me muero aqui.

Dios te guarde, Alcaide,

Valiente Zegri. ABEN.

Véte con Alà .-Cristiana, venid. DOÑA GRACIA.

Señor Gomez Arias, Duélete de mi,

Que me llevan presa A Benameji.

(Vase Gracia y Abenjafar.)

PERICO.

Aunque me dés muerte Colérico aqui Mil veces, no puedo Dejar de decir Lo mal que lo haces, Que eres malandrin, Júdas inhumano . De este serafin. Y cuando la tierra Esto guarde en si Como en otro tiempo. Lo dirà el rocin.

No pretendas, Pedro, Conmigo venir .-Ah, Celin!

CELIN. (Sale.) ¿Qué quieres? COMEZ.

Comprame, Celin, Este cristianillo.

Pues ¿ véndesme à mi?

No lo ves?

PERICO.

Yo soy Cristiano, y naci De padres cristianos, Y no he de sufrir Que en tierra de moros Me vendas asi.

CELIN. Qué quieres por él? Que, por ser sutil, Comprartele quiero.

PERICO. Sabes tú si á mí Me està bien venderme?

GOMEZ.

Dame por él...

CELIN Di.

Cincuenta cequies.

CELIN

Pues veslos aqui.

PERICO. ¿Cincuenta no mas? Soy yo tan ruin? Desta suerte pag: Lo que te servi? Desta suerte pagas Alcahuetes todos,

Escarmentá en mi, Mirad en qué paran Podenco y perdiz!

CELIN. Vamos, cristianillo.

PERICO.

Moreno, venid; Que habeis de soñarme En Benameji. «Señor Gomez Arias, Duélete de mi, Que soy niño y muchacho, Y nunca en tal me vi.»

Luego que Gomez Arias queda solo, salen unos bandoleros con máscaras, que pretenden robarle, hasta que, seducidos por sus palabras y bizarría, se ponen á sus órdenes y le hacen su capitan. Aquí aparecen su hermana doña Maria, huyendo de su engañador don Luis, y descubiertos por Gomez y los bandoleros, se la llevan, y obligan á don Luis á que la dé la mano de esposo y se precipite luego de una peña.

En el acto tercero aparece el padre de Gracia, á quien entrega un criado una carta de esta, diciéndole su cuita, y que acuda á rescatarla á Benamejí. En esto hacen alcalde de la nobleza de Córdoba al mismo padre, y viene la reina doña Isabel, que oyendo su desgracia, dispone ir en persona á atacar á Benamejí y salvar á Gracia. Vuelven luego á aparecer los salteadores con doña Maria, y luego su amante don Juan, el hermano de Gracia, que cae tambien en sus manos; por último, los cuadrilleros y el Alcalde, padre de Gracia, que los vencen y hieren á Gomez, asaltan á Benamejí y libran á Gracia, condenando á muerte á Gomez y doña María, hasta que, á ruegos de Gracia y Arias, de don Juan y doña María, la Reina les concede el perdon y su mano respectiva.

Como se desprende de esta rápida reseña, el gran Calderon no tuvo escrúpulo en tomar á Velez, para la composicion de su drama, no solo el argumento integro, y por cierto descabellado, los principales y odiosos personajes, el corte y marcha estrambótica de la accion, sino que les hizo decir lo mismo en idénticas situaciones, y hasta producirse en los propios versos.

Señor Gomez Arias, Duélete de mí, No me dejes presa En Benamejí.

¡Extraño modo de despojar á un autor viviente, que sin duda debia estar tolerado por la costumbre, cuando no se desdeñó de seguirla hasta el mismo Calderon!

Tambien Velez de Guevara pretendió, ó pudo pretender, imitar, aunque menos servilmente, el estilo peculiar de Tirso (porque este, aunque contemporáneo suyo, no imitó jamás á nadie) en La montañesa de Astúrias, La serrana de la Vera, y El amor en vizcaíno y Los celos en francés, comedias que en el fondo de su accion, situaciones, caractéres y lenguaje de los personajes siguen el desenfado, atrevimiento y maligno estilo del célebre Mercenario. En otras, como El caballero del Sol, La hermosa Raquel, El espejo del mundo, etc., imitó evidentemente la ternura y poética entonacion de Lope, como puede verse en este trozo, tomado al acaso de la primera:

Dando luz Jacinta al dia, Preso con su mano hermosa En una cesta curiosa Un pajarito traia.
Reja de cristal hacia Con la mano á la prision; Yo llegué en esta ocasion Y dije: Hermosa Jacinta, Tan venturoso me pinta Mi loca imaginacion.

No sé si escuchallo pudo, Porque el amor mas perfeto, Cuando es hijo del respeto, Es menos ciego que mudo; Mas como en mi fe no dudo, Loco á Jacinta seguí, Y escrito en sus ojos vi Con letras de estrellas puras: Las aves no están seguras, Celio, en el viento, de mí. Apartó en esto la mano, Y el pájaro, sin razon, Quiso dejar la prision; Pero fué su intento vano. Irracional y villano, Dije, con bien tan subido Entenderte no has sabido; Trocar conmigo procura: O dame tú tu ventura, O toma tú mi sentido.

Seria larga, aunque muy grata tarea la de entresacar y reproducir aquí trozos igualmente bellos algunos, es verdad, demasiado líricos y extraños al lenguaje dramático y apasionado; cuáles graves, severos y sentenciosos; cuáles tiernos; cuáles, en fin, altamente cómicos y agudos. Baste para ello recomendar al lector en el primer sentido toda ó casi toda la comedia de La Luna de la Sierra y la de Reinar despues de morir; en el segundo la de Los amotinados de Flándes; y por último, como muestra del gracejo y chiste natural de Velez, el precioso cuento que pone en boca del gracioso en el primer acto del Ollero de Ocaña.

Habia un cierto lugar,
Tan incierto, que aun apenas
Sus vecinos le sabian;
Su planta era en las riberas
De un rio, corto de talle,
Porque á su lugar parezca;
Sus vecinos, por ser trece,
Los contaba por docena,
Y una maestra de niñas,
Que eran trece y la maestra.
Dicen que fué antiguamente
Colonia romana ó griega,
Y agora, por sus pecados,
Es española agujeta.
Pero con el buen olor

De aquella rancia nobleza,
Eligen sus magistrados,
Con poder sobre las peñas.
Llegó de año nuevo el dia,
Donde los cargos se truecan,
Porque todo era postizo;
Y el zapatero, ojo alerta,
En sabiendo la eleccion,
Cogió las hormas, con priesa
Notable, en una barquilla,
Que servia de muleta
Al pueblo, y se fué agua abajo,
Y á poco mas de una legua
Dió fondo en otro lugar,
Casi de las proprias señas,

Si bien no tan opulento,
Por ser poblacion mas nueva;
Y así, tenia en la torre,
Por campanas, dos cigüeñas.
Admirándose la plebe
(Que era entonces dia de feria)
De ver al Crispin sacar
La pedestal herramienta,
Le preguntaron á coros,
Y no con poca sospecha,
La causa de su mudanza;
Mas él, con la voz serena,
Les dijo: «Señores mios,
Oigan, que la causa es esta.
Ya sabrán vuesas mercedes

De ab initio y ante saecula, Que en mi lugar ó mi haca (Que no vengo para fiestas; Y diré mal de mi padre, En desarmando la tienda), Ya saben que sus vecinos, Por enfermedad secreta, No llegan al catorceno. Pues hoy, por costumbre vieja, Habo eleccion de justicia (Plega á Dios que en él se envuelva). Pues, como se está el lugar Siempre en sus trece, y es mengua En república tan noble No hacer la eleccion entera, Repartieron, como digo, Los oficios por cabezas.

Dos alcaldes ordinarios (Ya saben sus preeminencias), Uno de los hijosdalgo Y otro de la villanesca; ¿Hácia dónde está esta gente? Pero yo pienso que cuentan Por villanas á las cabras, Hidalgas á las ovejas. Luego un alguacil mayor, Con que tenemos tres piezas; Juez de testamentos, cuatro; Luego un recetor de penas De cámara, que son cinco, Aunque de pujo revientan. Cuatro regidores, nueve, Que rigen cuatro carretas; El escribano y alcaide

De la cárcel, que está en jerga, Y su poco de verdugo, Cumplen doce, y ellos eran, Conmigo, trece. Pues digo A los que saben de cuenta, Si los doce son justicia, Y yo me he quedado fuera, ¿En quién la han de ejecutar, Si no es en mí? La madera De mis hormas me acompañe. Que no he de vivir en tierra De tantos justos pastores, Que ahorcarán una estrella. Y es mejor ser con desdicha Jonás de aquella ballena. Arca de aqueste diluvio Y Lot de aquella humareda.»

En lo que si convendré, porque es absolutamente una verdad, es en que Velez de Guevara, que sabia inventar un argumento, desplegarle y conducirle diestramente en la escena, era por manera irresoluto, débil y poco acertado en los desenlaces, quitando al fin de la accion todo el interés producido por ella, ó debilitándola con acomodos y cortes improvisados, que destruyen el efecto de los primeros actos. Así vemos que en La Luna de la Sierra, en vez de matar el marido al maestre de Calatrava, cuando conoce que no es el Príncipe el que pretende seducir á su mujer, como García del Castañar á don Mendo cuando sabe que no es el Rey, se contenta con hacer alejar al Maestre y prometer la Reina su castigo; en Gomez Arias, en vez de hacer morir á este desalmado, como Calderon, le reconcilia y hace casar con su victima; en El Diablo está en Cantillana se contradice el caracter y la obstinacion del rey don Pedro; en La montañesa de Astúrias, y otras, encaminadas todas á una necesaria catástrofe, todo queda al fin acomodado de cualquier modo, y enervado el interés escénico y hasta la moralidad de la fábula. No procedian asi Calderon, Rojas y Ruiz de Alarcon, que sabian terminar fatalmente sus grandes creaciones, y por eso son inmortales El médico de su honra, Garcia del Castañar, El tejedor de Segovia y otras de su repertorio.

La gloria literaria de Velez de Guevara no estuvo ni está cifrada solamente en sus comedias. sino que ha llegado hasta nosotros, unida tambien á otra de sus discretas obras, en que supo demostrar su espiritu de observacion, la gracia y decoro de su crítica, y manejar la prosa con igual perfeccion y donosura que la poética lira. Hablamos de la discreta novela titulada El Diablo Cojuelo, verdades soñadas de la otra vida, que traducida libremente despues (aunque ciertamente no oscurecida) por Lesage en su Diable Boileaux, ha quedado hace dos siglos como tipo de esta clase de descripcion crítico-filosófica de las costumbres sociales, y dado lugar á inmensas imitaciones mas ó menos cómicas y célebres. Esta lucida obrita fué publicada por Velez de Guevara en un tomo en 8.º (impreso en Madrid; en 1641, en la imprenta del Reino), y despues ha tenido varias reimpresiones, siendo la última que conocemos la que con diligente esmero mandó hacer el señor don Joaquin María Ferrer en Paris, en 4828, ilustrándola con un discreto prólogo, en que reunió cuidadosamente mucha parte de las noticias y tradiciones relativas á la vida y carácter de

Velez de Guevara, que quedan expuestas al principio de estos apuntes.

#### EL DOCTOR FELIPE GODINEZ.

Por aquella época escribió tambien para el teatro el poctor Felipe Godinez, à quien ya anuncia Cervantes en su Viaje al Parnaso:

> Este que tiene, como mes de mayo, Florido ingenio, y que comienza ahora A hacer de sus comedias nuevo ensayo,

Y Montalvan, refiriéndose á él en su Para-todos, dice eque tiene grandísima facilidad, conoci-DD. C. DE L .- 11.

miento y sutileza para este género de poesía, particularmente en las comedias divinas, porque entonces tiene mas lugar de valerse de su ciencia, erudicion y doctrina.

Efectivamente, la mayor parte de las que se conservan de este autor pertenecen al género religioso. Los argumentos están tomados de la Sagrada Escritura, como Las lágrimas de David, El divino Isaac, Aman y Mardoqueo, ó la horca para su dueño, y Los trabajos de Job; ó son de las vidas de los santos, como San Mateo en Etiopía, Ludovico el piadoso y La milagrasa eleccion; ó son autos, como La Virgen de Guadalupe, El provecho para el hombre, etc. En todos estos dramas está bastante bien desenvuelto el argumento, con arreglo á su índole respectiva, señaladamente en el de Aman y Mardoqueo ó La reina Ester, que es la obra dramática mas conocida de Godinez. En ella hay trozos de bella poesía, pensamientos elevados y cierta entonacion biblica muy marcada. Como muestra de la elevacion de los pensamientos y de la versificacion de este drama, véase el siguiente trozo:

Delante del rey Asuero Preguntó Aman á Solon Si podia haber ( pues él era , Despues del Rey , el mayor ) Otro mas dichoso que él. a Mas dichoso , respondió El filósofo , fué Teba , Que fué gran despreciador De los bienes de la tierra.—
Despues de este, replicó
El mismo Aman, ¿quién ha sido
El mas dichoso? — Otros dos
(Dijo Solon), que dejaron,
No solo la posesion,
Sino el afecto á esos bienes.»
Y Aman dijo: «¿Y no soy yo

Dichoso tambien?» Entonces
Solon, alzando la voz,
Dijo: «Poderoso eres
Y rico, dichoso no;
Que hasta el término en que pára
Esta carrera veloz
Del vivir, nadie hay dichoso,
Y tú, Aman, aun vives hoy.»

En la que lleva el extraño título O el fraile ha de ser ladron ó el ladron ha de ser fraile, y no es otra cosa que un episodio de la vida de san Francisco de Asís, pone en boca de este santo la siguiente parábola:

Cierto labrador cogia
Mucho trigo; y otro, á quien
Le acudia menos bien,
Con la envidia que tenia,
Le puso pleito, en que dijo
Que no daban la mitad,
Aunque eran de igual bondad,
Las tierras de su cortijo;
Y que lindando las unas
Con las otras, sin encanto
Era imposible que tanto

Distasen ambas fortunas;
Y así, que aquel labrador
Con sus hoces esquilmaba
Todo el campo, y malograba
A las demás su labor.
Fué á su casa sin tardanza
El acusado hechicero,
Y trajo todo su apero
Y gente de su labranza.
Y en fin, por dejar conclusa
La demanda de una vez,

« Vea, vea (dijo al juez)
Este apero quien me acusa.
Valientes bueyes de arada
Traigo, buen ganado, rejas
Que rompen bien, y sin quejas
Familia, bien sustentada,
Que trabaja bien conmigo
Porque á su tiempo les pago;
Son hechizos que yo hago
Para coger mucho trigo.»

En el auto de La Virgen de Guadalupe se halla el epigrama siguiente :

¿ Ves dos mujeres que lavan , Cuando una sábana tuercen , Qué terciendo á un tiempo entrambas , Cada una de su parte ,

La suelen dejar sin agua? Pues así son los letrados, Que al cabo de la jornada, Ayudando uno á una parte Y otro á la parte contraria, Como á sábanas los dejan, Torcidas y sin sustancia.

Por último, la titulada Aun de noche alumbra el sol es una de las pocas de Godinez que no se ocupan en asuntos religiosos, y que, por la facilidad y propiedad de la intriga, la economía de la accion, desprovista de todo accesorio ajeno ni extravagante, la belleza de los caractéres y correccion del estilo, me parece sin disputa la mejor de este poeta, y una de las buenas de nuestro teatro, y como tal, la he escogido para esta coleccion. En ella pone en boca del gracioso este cuento, lleno de donaire y agudeza:

Era un cura, gran tahur,
Pero tan poco devoto,
Que por jugar no rezaba.
El Obispo, escrupuloso,
Supo el caso; llamó al cura,
Y díjole con enojo:

«¿ Qué es esto? ¿ Cómo no reza?» Y el cura sin alboroto Respondió : « Señor ilustre , Yo he probado con anteojos , Y no veo. » Aquí el Obispo Replicó luego : « Pues ¿ cómo Ve á jugar, y no á rezar?» Y él respondió presuroso : « Hágame á mí cada letra Usía como el as de oros , Y leeré el libro del rezo Como el de cuarenta y ocho. »

Jr ... 20 D . CO

#### DON DIEGO JIMENEZ ENCISO.

Poco, poquisimo sabemos de este discreto poeta, sino que fué andaluz, caballero del hábito de Santiago y veinticuatro de la ciudad de Sevilla, y que es uno de los autores citados con mas cariño por Cervántes. Lope y Montalvan. Este, hablando de sus comedias, dice: « No ha menester mas elogios en esta parte que su nombre, y decir que escribió Los Médicis de Florencia, que ha sido pauta y ejemplar para todas las comédias grandes (4). Efectivamente, aunque posterior á esta, produjo casi una docena mas, su título principal para el aplauso público y el aprecio de la posteridad debió consistir en ella, y no ciertamente porque merezca la calificacion absoluta de Montalvan, sino por lo interesante del argumento, el tono elevado que en toda ella reina, la cordura y sensatez con que está conducida la intriga, la rotundez y sonoridad de los versos, gran parte endecasilabos, y cierta pretension, en fin, á la regularidad y entonacion de la tragedia clásica, que dan á conocer los buenos estudios de Jimenez Enciso, muy extraños en aquellos tiempos. Pudiera citarse tambien de él otra comedia, notable bajo mas de un aspecto, la de El príncipe don Cárlos, en la cual están retratados este y su padre Felipe II con colores bastante diversos de los que solian prestarle los poetas cortesanos del tiempo de su nieto.

#### DON RODRIGO DE HERRERA.

Lope de Vega, en su Laurel de Apolo, dice, hablando de los poetas del Manzanares, los siguientes versos :

La roja insignia del patron de España
Adorna dos Herreras
(Florida emulacion de tus riberas),
Dignos entrambos de tan alta hazaña;
Si 4 pon Ropago tienes,

Y mas adelante añade :

Don Rodatgo de Herrera, lusitano (Fatal es este nombre á los poetas, Como lo muestra Herrera, sevillano, Y los dos que con rimas tan perfetas De tus riberas son corona y gloria), A ser mas propiamente Mántua vienes;
Pues tendrás á Virgilio tan perfeto,
Que te podrás llamar Mincio ó Sebeto;
Y si tienes tambien á don Antonio,
Serás el Tibre, y él tu dulce Ausonio.

Merece consagrar á su memoria Este laurel que intentas , Pues tiene tan atentas . Las musas castellanas...

Cervántes tambien hace mencion, en el Viaje al Parnaso, de todos estos poetas Herreras, y además de otros dos, don Pedro y don Juan Antonio, y Montalvan confirma la existencia de los dos Rodrigos, madrileño el uno, portugués el otro, además de la del don Antonio; caballero del hábito de Santiago (de quien dice tener acabadas tres ó cuatro comedias, que no han llegado á nosotros), y de otro don Jacinto de Herrera y Sotomayor, tambien madrileño y autor celebrado, de quien hablaré mas adelante.

La cuestion del momento se limita á saber cuáles de las comedias impresas con el nombre de don Rodrigo de Herrera pertenecen al portugués, que, segun Montalvan, « escribió muchas, que así en lo sazonado como en la parte de la invencion se han hecho lugar por si en la estimacion de todos, » ó al madrileño, á quien apellida « poeta de grande espíritu, galante y conceptuoso, que escribe con mucha cordura y acierto, y tiene acabada una comedia de valientes versos».

De este dice el laborioso y discreto Alvarez Baena, en sus Biografias matritenses, que se llamó por Robrigo de Herrera y Rivera, y que fué hijo del primer marqués de Auñon, habido en doña Inés Ponce y Villarroel, señora muy calificada, por lo que su padre, no pudiéndole dejar el mayorazgo principal de su casa, le fundó otro nuevo, y le hizo contraer matrimonio con su prima hermana, doña María, sucesora de la casa. Fué caballero del hábito de Santiago, poeta muy celebrado, de

(1) Sin duda á ella debió el que mucho tiempo despues le designase Candamo como el inventor de las comedias de capa y espada.

suerte en general debió ser muy desdichada, segun se infiere de algunos pasajes de sus escritos y de estos delicados versos que le consagra Lope de Vega:

Las gracias en la cuna
De su dichosa infancia
Tan risueñas vinieron,
Que á non Alonso del Castillo dieron
Mas gracia que fortuna,
Y que premio, elegancia;
Que tiene repugnancia
Tal vez con la virtud; pero, si miras
Sus libros, sus papeles (superiores

A cuantos hoy de aquel estilo admiras),
Llenos de tantas elegantes flores
Como la copia de su fértil genio
Con prodigioso ingenio
Por el mundo derrama,
No le envidies mas premio que su fama,
Ni laureles mayores
Que de su pluma la dorada copia,
Pues la virtud es premio de sí propia.

#### LUIS BELMONTE BERMUDEZ.

Con Luis Bernudez Belmonte, poeta famoso en el primer tercio del siglo xvii, sucede lo que con don Guillem de Castro, que nadie hablaria hoy de ellos, ni serian apenas conocidos, á no ser por una de sus producciones dramáticas, que salvando el transcurso de los tiempos y las alteraciones del gusto, han llegado hasta nuestros dias, envueltas en una gran popularidad y como muestras únicas del talento de sus autores.

En el artículo que consagré en el tomo anterior a Guillem de Castro, llamaba la atencion de los eruditos hácia el desconocido repertorio del autor de las Mocedades del Cid; hoy me cumple consignar igual deber respecto del no menos raro y descuidado de Bermudez Belmonte, á cuya festiva y discreta pluma se atribuye con fundamento el drama, tan popular aun hoy en nuestra escena, que lleva por título El mayor contrario amigo y Diablo predicador.

La ingratitud y el desden que parecen haber pesado especialmente sobre la memoria de este autor, no solo ha hecho rarísimos los ejemplares de la mayor parte de sus piezas dramáticas, hasta el punto de que solo hoy conocemos una media docena de ellas, sino que aun la ya citada, tan repetida y llena de aplausos, le ha sido disputada, y atribuida unas veces á un N. Bermudez (que era el segundo apellido de Belmonte), otras á don Francisco de Villegas (1) ó á un padre Damian Cornejo (que no sabemos quién era ni si existió), otras á don Francisco Malaspina (que escribió otra con el mismo título), y las mas, en las numerosas reimpresiones que de ella se han hecho, ha salido anónima bajo el epigrafe de un ingenio de esta corte. Sin embargo de todo, la opinion general, fundada en razones dignas de crédito, la coloca hoy indisputablemente entre las comedias de Belmonte, del discreto escritor de quien decia Montalvan que habia continuado muchos años el escribirlas y acertarlas (que en él todo es uno), siendo en las veras heróico y en las burlas sazonadísimo».

Sin duda lo atrevido del argumento de la comedia de El Diablo predicador, y el desenfado y libertad de alguno de los caractéres en ella trazados, dieron causa á Belmonte para encubrirse en el anónimo, previendo tal vez la prohibicion ó censura que dos siglos despues habia de sufrir; pero es lo cierto que durante el siglo xvii y el xviii nadie descubrió en ella intenciones solapadas

(1) En la biblioteca del excelentísimo señor duque de Osuna y del Infantado existen tres MS, de esta comedia, copias sin duda destinadas á un teatro, pues en ellas se lee: «Es de Alejandro Bautista, galan de la compañía, estando en la ciudad de Zaragoza, en 26 del año 1658.» Se la da solo el título de El mayor contrario amigo, y se dice ser de don Francisco Villegas. Tiene una de estas copias la censura de fray Lúcas de Torres, en Toledo, à 28 de setiembre de 1635, en que dice: «He leido esta comedia, y me parece que no contiene cosa alguna contra nuestra santa fe y buenas costumbres. Así lo siento, salva meliori.»

La otra comedia de don Francisco Malaspina, que lleva

ambos títulos, anda impresa con ellos; parece posterior, y una imitacion de la de Belmonte en el argumento, aunque son distintos los personajes, y carece de la gracia é importancia de la primera. Las personas son las siguientes: César, galan; Cárlos, idem; fray Alberto; Marforio, donado; Roberto, criado; Rosaura, dama; Flora, criada; Lucifer, Astarot, un ángel, un labrador, músicos, dos bandoleros y cuatro pobres; y empieza Luzbel diciendo:

Ah de ese centro oscuro Horrores escondidos! etc.;

imitando tambien à la introduccion de Belmonte.

ni objeto pecaminoso, antes bien era mirada bajo el aspectó de una comedia religiosa, una especie de auto sacramental, en que se encerraba nada menos que el apoteósis de la órden de San Francisco y de la caridad cristiana; todo el público aplaudia el original pensamiento del demonio, convertido por la voluntad divina en fraile predicador y catequista; todo el mundo simpatizaba con la donosa y grotesca figura del lego fray Antolin, sin sospechar que pudiera envolver la mas mínima intencion de ridiculizar con sus acciones y su estilo cómico la misma veneranda institucion que el autor se proponia enaltecer. Pero vinieron tiempos en que la suspicacia intolerante de ciertas clases, entonces prepotentes, se apercibió de la malicia que debia envolver sin duda aquella épigramática figura, y la comedia fué prohibida y el pobre Antolin señalado con el anatema que nunca habia soñado merecer. Su popularidad, sin embargo, fué en aumento a pesar de esta prohibicion, y tal vez a causa de ella; y cuando la actual generacion le ha vuelto a ver aparecer en la escena con su rústico desaliño, con sus chistosas salidas, sus instintos carnales y su franca locuacidad, le ha recibido con toda la simpatía que aun en los sugetos menos dignos suele excitar una persecucion infundada.

No entraré en el análisis de esta señalada produccion, ni tampoco ofreceré muestras de su estilo, porque, siendo tan generalmente conocida, seria trabajo excusado, y sí solo diré que su original pensamiento y su atrevido desempeño dan derecho á Belmonte para ocupar un puesto entre los notables escritores de nuestro teatro, y me han impulsado mas de una vez á buscar en las demás obras de su pluma nuevas pruebas de su original invencion, su ingenio y su festivo estilo.

Por desgracia mis investigaciones han sido infructuosas para obtener el conjunto de su rarísimo repertorio, y solo por las comedias tituladas El príncipe villano, La renegada de Valladolid, Afanador el de Ulrera y El principe perseguido, únicas que he alcanzado á ver, podré juzgar hasta qué punto fué merecida la fama de Belmonte en sus dias, y hasta dónde parece justo el olvido en que despues vino á caer. Igualmente se deduce de este exámen comparativo cuál es el verdadero género á que su musa era inclinada, y en él habré de juzgarle, desentendiéndome de las cualidades negativas que le supongo para los otros.

La comedia, por ejemplo, que lleva por titulo El principe villano, y que por su argumento y estilo pertenece al género heróico, demuestra claramente que no era por aquel camino por donde la pluma de Belmonte era llamada á marchar con desembarazo. Su oscura y complicada accion, sus amanerados caractéres, su estilo hinchado é hiperbólico, distan seguramente mucho de tener el valor que los mismos viciados modelos que sin duda se propuso imitar, y no merece ciertamente los honores del análisis y de la crítica; y si he de juzgar por ella, supongo que lo mismo sucederá con los dramas de iguales pretensiones de El gran Jorge de Castrioto, Los trabajos de Ulises, Las siele estrellas de Francia, El triunvirato de Roma, etc. Pero en el de La renegada de Valladolid (comedia que envuelve un pensamiento religioso en un argumento mundano) se reconoce mucho ingenio, originalidad y filosofia, hay maestría en la pintura de los caractéres y grande analogía entre ellos y su estilo con los del Diablo predicador. Por último, en la del Príncipe persequido (cuya segunda jornada pertenece, á mi ver, al autor de aquella célebre comedia) se revela tan à las claras el genio cómico y epigramático de Belmonte, lo sazonado de sus burlas (segun la expresion de Montalvan), que hay motivos para creer que én el resto de las comedias que hoy no conocemos campearia de preferencia la gracia y el donaire que engalanan las ya citadas, y de que tampoco está exenta la de Afanador el de Utrera, aunque mucho mas débil-

Aun en la primera ya citada de El príncipe villano, entre el oscuro laberinto de sus escenas y el alambicado estilo de sus pensamientos, despunta el sazonado chiste de su autor en boca del gracioso Perejil, como cuando prorumpe en el breve y discreto cuento ó epigrama siguiente:

Robáronle á Anton Llorente Su pollino; él con desvelo Hizo plegarías al cielo, Mas humilde que impaciente; Pero viendo que el que aguarda Alcanza su gusto tíbio, Vino á tomar por alivio Consolarse con la albarda.

Aun es mas donairoso y decidor el criado Naranjo, en La renegada de Valladolid, de quien se puede decir, como de fray Antolin, que ocupa toda la escena y cautiva constantemente la atencion y la risa del espectador, desde que sale la primera vez, diciendo :

> Yo, mi señor capitan (Si el traje no lo embaraza), Quisiera sentar la plaza, Aunque fuera en la del pan; etc.

Pero de sus muchos chistes y continuado gracejo, solo quiero reproducir un cuento, que es sin duda de los mejores puestos en boca de nuestros graciosos; dice así:

Pleiteaban ciertos curas . . De San Miguel y Santa Ana. Probando el uno y el otro La antigüedad de su casa. Y el de San Miguel, un dia Que acaso se paseaba Por el corral de la iglesia. Descubrió, mohosa y parda, Una losa y ciertas letras, Que gastó tiempo en limpiarlas. Dicen: Por aqui se lim;

Partió como un rayo á casa Del Obispo, y dijo á voces: « Mi justicia está muy llana, Ilustrisimo señor: Esta piedra era la entrada De alguna cueva por donde El moro Selim bajaba Para guardar los despojos En la pérdida de España.»

Quedó confuso el Obispo; Pero el cura de Santa Ana,

Oue estaba presente, dijo: «Vamos á ver dónde estaba Esa piedra tan morisca, Que tan castellano habla.» Fuéronse los dos, y entrando

A la misma parte, hallan Rompida otra media losa, Y que juntándolas ambas, Dicen: Por aqui se lim-plan Las letrinas de esta casa.

Donde se vuelve à hallar, en fin, el ingenio travieso, el donoso estilo del creador del lego Antolin, es en la amena pintura de la vida frailesca que campea en la jornada segunda de El príncipe perseguido, comedia en que Belmonte trabajó con Martinez y Moreto, y que corre impresa con el anónimo de tres ingenios. Hé aquí esta graciosa escena entre el príncipe de Moscovia, Demetrio, y el criado Pepino, ocultos y disfrazados de religiosos:

Padre, este cuarto al momento Manda barrer el Guardian; Que diz que esperando están A un principe en el convento.

DEMETRIO. Déme la escoba, fray Pablo. PEPINO.

Tome la escoba, fray Pedro. DEMETRIO.

Esto á mi grandeza medro. PEPINO.

¿ No se rie de esto el diablo? DEMETRIO. De qué quieres que se ria?

De ver que es á mi persona Tan fácil esta cerona, Y me desvela la mia?

Dices bien; que es purgatorio Toda dicha comparada A la de un fraile, cifrada Desde el coro al refitorio. Tras gastar aquí á pasajes La mañana en parabienes De antifonas y de amenes. Que hacen mas hambre que pajes; Sin cuidar de otras marañas, Cada cual su paso inclina Al olor de una cocina, Que penetra las entrañas.

Entra al refitorio, y mira Mesa puesta sin afan, Servilleta, fruta, pan, Un tazon que ámbar respira; Mandando el refitolero Diez legos arremangados, Cuatro gatos diputados, Con mas lomos que un carnero; Va andando la tabla llena, Y pone cada varon Las manos en su racion Y los ojos en la ajena. Luego empiezan los cuchillos En los platos la armonía, Y la fuerte ferreria De mascar á dos carrillos. Solo se oyen, placenteros, Chiqui chaques de quijadas; Que hay runfla de dentelladas Oue parecen caldereros; Y entre el sonoro ejercicio Que al bajar y subir crecen Tantas manos, que parecen Los cazos del artificio, Prorumpe un fraile: « A obediencia Nos obliga este instituto;» Y al son de aquel estatuto Hacen todos penitencia. Luego andan dos frailecillos. Llevando con manos diestras Candeales en unas cestas,

Molletes en los carrillos; Dos legos á jarrear, Vertiendo sangre, de hinchadas Las caras, como tajadas De carnero á medio asar; Comen, y de dos en dos, A quien se lo da alabando, Salen tosiendo y rezando En honra y gloria de Dios.

DEMETRIO. : Cómo luego tu ignorancia Fué á la materialidad, Pues entre tanta abundancia, Puso la felicidad En la menor importancia! Hay vida de tanta suerte Como esta, en que á la partida Vuelve el rostro el varon fuerte, Y se encuentra con la muerte, Sin que le asuste la vida? ¿Sirven de mas á un señor Los reinos y los estados, Que al buscarlos, de sudor, Al tenerlos, de cuidados, Y al perderlos, de dolor? Nadie se compare, pues, A quien vive en este estado: Pues aunque pobres los ves, Están mirando á sus piés Todo lo que han despreciado.

Véase con qué delicado ingenio y piadosa intencion opone el autor esta bella réplica del Príncipe á la satirica pintura del gracioso, como para borrar la impresion que sin duda podria haber causado en el ánimo del espectador; que es el mismo sistema que sigue Belmonte en El Diablo Predicador, donde, á vueltas de los festivos y atrevidos arranques del lego, coloca siempre, como para servirle de correctivo, las ideas mas elevadas de religion y de sana moral; las únicas, sin duda, que animaban á este y los demás autores que, con mas ó menos desenfado, trataron estos asuntos en nuestro antiguo teatro.

#### DON JERONIMO DE VILLAIZAN.

El LICENCIADO DON JERÓNIMO DE VILLAIZAN Y GARCÉS, abogado de los reales consejos, nacido en Madrid en 1604, hijo de don Diego Villaizan, boticario, compartió, como poeta y discreto autor dramático, los aplausos y la fama que disfrutaba en los tribunales como elocuente abogado; fama y aplausos sin duda exagerados, y que no debian ser muy del agrado de algunos de los escritores contemporáneos, á juzgar por una composicion satírica que se lee en las obras de don Antonio Hurtado de Mendoza, quien, amostazado sin duda al ver que todas las comedias de mérito que se representaban se decia que eran de aquel, prorumpe en estos irónicos versos, y otros no menos malos, que suprimo por la brevedad:

¿ Quién maté al Comendador?
Fuente Ovejuna, es error;
¿ Qué comedias de primor
Se las quitan á su autor,
Y á su nombre se las dan?

VILLAIZAN.
¿ Quién hizo y quién hace cargas
Á los poetas amargas,
Y quién, sin darnos descargas,
Comedias que en dudas largas

Ni las conoce Galvan?
VILLAUZAN.
¿ Quién ganó á Jerusalen?
Quién fué pastor á Belen?
Quién será Matusalen?

Quién ha sido el otro, y quién Es el pecado de Adan?

VILLAIZAN.
¿ Quién es Pedro de Urdemalas ?
Quién Birimbao con sus galas ?
Quién las comadres Ayalas ,
Y quién don José de Salas ,
Pellicer y Montalvan ?

VILLAIZAN.

¿Quién es aquel encubierto, Templando al primer concierto, Que hereda la que no ha muerto, Y quién, pues todo es incierto, Metió la peste en Milan?

VILLAIZAN.
¿ Quién es el que satisfecho
Mete-la mano en su pecho,
Y con torcido derecho
Hace lo que nadie ha hecho
Y lo que todos harán?

VILLAIZAN.
¿ Quién gana siempre la rifa?
Quién inventó la engañifa?
Quién es gorda y es jarifa?
Quién ejecutó en Tarifa
La hazaña del gran Guzman?

VILLAIZAN.
¿ Quién juega la carambola?
Quién venció la Cirinola?
Quién fué del francés mamola?
Quién es la gloria española
Que adquirió el Gran Capitan?
VILLAIZAN.

¿ Quién , destrozando banderas En navíos y galeras , Dominó naciones fieras , Y quién ganó las Terceras Sin don Alvaro Bazan ?

VILLAIZAN.
¿ Quién , haciendo hazañas sumas ,
Que aun no caben en las plumas ,
Mundo rompiendo y espumas ,
Fué de treinta Motezumas
El mismo Cortés-Fernan?

VILLAIZAN, ¿ Quién es poeta de ayuda? Quién mas sábio que la ruda? Quién arrope lo que suda? Quién la prodigiosa duda En que los hombres están?

VILLAIZAN (1).
¿Quién pensó la gran tragedia?
Quién escribió en hora y media
Esa perpétua comedia?
Quién nuestra paciencia asedia?
Quién hizo el perpetuan?

VILLAIZAN.

Lope de Vega y Montalvan, por el contrario, se esmeran en dedicarle aquellos enfáticos elogios de costumbre, que nada en verdad prueban, por lo mucho que los prodigaban. Además, en una memoria dirigida á Carlos II, en defensa de la comedia, se da á entender que Villazan era el autor favorito de Felipe IV, el cual asistia incógnito à la representacion de sus comedias en el teatro de la Cruz, entrando en él por la habitacion de este (podria ser en la plazuela del Angel), que guiaba derecho al aposento de su majestad. La posteridad ciertamente no ha justificado esta preferencia, colocando á Villazan, como poeta dramático, en un punto muy secundario; verdad es que de las muchas comedias que se supone compuso, solo han llegado hasta nuestros dias escasamente media docena, y de esas apenas pueden recomendarse por la regularidad en los planes, habil pintura de caractéres y facilidad en el estilo y versificacion, las tituladas Ofender con las finesas y Sufrir mas por querer mas. Ambas van escogidas en nuestra coleccion, no pudiendo

<sup>(</sup>f) Alude acaso à la opinion que se tenia de que Villaizan era uno de los poetas que ayudaban à Felipe IV en las piezas que escribia.

menos de llamar la atencion del lector sobre el plan discreto, la correccion y armonia de la frase en ambas, que encierran primores de estilo tales como estos:

Yo vi á Leonor, ya lo sé; Tuve celos, ya lo vi; En este jardin la hallé; Lloró, no me enterneci; Rogóme, y la desprecié; Porque amor es niño, y tiene Desigualdades, y ya Su modo de obrar previene, Que ni ofende aunque se va, Ni obliga cuando se viene. LIRON.

Y pues ¿qué tiene que ver Ser niño amor con tener Celos de Leonor, que llora, Con venir á verla ahora, Y con despreciarla ayer?

DON JUAN. Aquel llorarla perdida, Y no quererla rogado,

Irse y pensar que se olvida, Volver y estar confiado, Y buscarla despedida, Todo es amor; amor es Como un niño en todo, pues Si algo le quitan, se enoja; Llora; dánselo, y lo arroja Colérico; mas despues Que se fué quien le enojó, Luego que solo se vió Y el llanto empezó á enjugar, Él propio viene á buscar Lo mismo que despreció.

Así á un amante le quitan Con los celos el amor, Los celos al llanto incitan; Y cuando con el favor Acallarle solicitan, Celoso, enojado y ciego, Desprecia el llanto y el ruego; Pero ¿qué viene á importar El huir y el despreciar. Si vuelve rogando luego?

Y como el que un vaso tiene Lleno de un licor sabroso. Si echan de otro venenoso Cantidad menor, se viene A apoderar el veneno De todo el licor, de modo Que el vaso es veneno todo Y está de ponzoña lleno: Así el pecho, aunque se vió Lleno de amor, alimento Dulce de su pensamiento, Luego que en él se mezcló El veneno de los celos, Creciendo su tiranía. Cuanto fué dulce alegría Volvió en amargos desvelos.

De las muestras citadas se deduce el claro ingenio y gusto delicado de don Jenónimo de Vi-ILAIZAN, siendo, por lo tanto, de lamentar que la desidia de los impresores nos haya dejado tan pocas muestras de su fecunda musa.

#### DON ANTONIO COELLO.

Don Antonio Coello (à quien Huerta y otros cataloguistas llaman equivocadamente don Luis) fué natural de Madrid, hijo de Juan Coello Arias y de doña Melchora de Ochoa, domésticos del duque de Alburquerque, y sirvió bajo sus órdenes con el grado de capitan de infanteria, mereciendo ser honrado por su majestad con el hábito de Santiago y el nombramiento de ministro de la real junta de la Casa Aposento. Murió en Madrid, y en la casa del mismo duque, calle de la Almudena, frente á las Consistoriales, en 20 de octubre de 1652, siendo sepultado en el convento de la Victoria (1).

Fué un poeta muy distinguido y celebrado en su tiempo, mereciendo la mas estrecha amistad de Lope de Vega (que le dedica un pomposo elogio); de Montalvan, que decia de él que, con sus pocos años desmentia sus muchos aciertos, y que empezaba por donde otros habian acabado; de Calderon y de Solis, en cuya colaboracion escribió la comedia de El pastor Fido, siendo suya la segunda jornada, acaso la mejor de la misma; y finalmente, del mismo Monarca, à quien suele atribuirse (no sabré decir con qué fundamento) la comedia que corre impresa con el nombre de Coello y lleva por título El conde de Sex, ó Dar la vida por su dama. Esta comedia, que indudablemente es una misma (aunque con estos dos títulos), fué impresa, que sepamos, por primera vez con solo el primero, y anónima, en la parte xxxI de la coleccion primitiva de varios, titulada la antigua ó de afuera, para distinguirla de la otra publicada en Madrid de 1652 á 1704; y posteriormente, ya con el nombre de Coello, en el libro titulado Mejor de los mejores (que es la parte vi de esta última coleccion), en Madrid, en 1653, de donde se han hecho despues las reimpresiones sueltas que corren de ella. Repito que ignoro el fundamento de la noticia, generalmente recibida, de ser esta comedia obra del rey don Felipe IV, como lo indican los señores Jovellanos, García Parra, Huerta, Ochoa, Ticknor y otros, fundados solo, al parecer, en la tradicion

(1) Tuvo tambien un hermano capitan, llamado don Juan, que escribió una comedia, titulada El robo de

Yerros de naturaleza y aciertos de fortuna, si hemos de creer al MS. original, con la censura, que se conserva en los sabinas, y ambos hermanos escribieron juntos la de la biblioteca del excelentísimo señor duque de Osuna.

general; pero me inclino á que no sea cierto, porque, cotejado el estilo y corte de dicha comedia con otras de Coello, y señaladamente con las que trabajó en compañía de Rojas y Guevara, como El privilegio de las mujeres, El catalan Serrallonga, y La Baltasara, se encuentran muchos puntos de analogía y semejanza; pudiera muy bien ser que el Rev tuviese tambien parte en esta (pues se sabe que Coello casi nunca trabajó solo, y aun tambien que fué uno de los ingenios que ayudaban á su majestad en las comedias que escribia) (1); pero no hay, á mi ver, razon alguna para despojarle à aquel de la parte principal que debió tener en la del Conde de Essex. Muéveme tambien á esta conviccion la circunstancia de hallar en la biblioteca del señor duque de Osuna un manuscrito de dicha comedia, preparado para la imprenta, y designado expresamente por de DON ANTONIO COELLO, con esta censura de don Francisco de Avellaneda: « He visto esta comedia del Conde de Sex con todo cuidado, por ser caso de Inglaterra, y quitados unos versos que van anotados en la primera jornada, que tocan en la armada que el señor Felipe II aprestó contra aquel reino, noticia que no es bien que se toque, y una redondilla de la segunda jornada, de los validos, en todo lo demás el autor supo granjearse la aprobacion de vuestra majestad. Pero este manuscrito y esta censura llevan la fecha de 11 de agosto de 1661, y ya he dicho que la comedia estaba ya impresa en 1638 y 1652. Del rarisimo ejemplar que poseo de la parte xxxi antigua reproduzco esta comedia en la presente coleccion; en ella están conservados los versos que queria suprimir el censor Avellaneda, y son aquellos que empiezan:

Todo, Blanca, lo he sabido, etc.;

y además hay considerables diferencias y trozos nuevos, que no se encuentran en las demás ediciones conocidas.

Prescindiendo del supuesto augusto origen que plugo darla á los críticos, la hacen muy apreciable el interesante argumento, la belleza de los caractéres, especialmente el del conde Roberto de Evreux, y la noble entonacion y poético colorido del diálogo. El señor Gil y Zarate señala justamente la dramática escena del acto tercero (que despues ha sido imitada ó copiada tantas veces en los dramas modernos), cuando la Reina, perdidamente enamorada del Conde, aunque creyéndose ofendida de él, va á verle á la cárcel y le entrega la llave para que huya del suplicio á que ella misma le condena como soberana; merced que rehusa el Conde por no confesarse culpado ó declarar la verdad acusando á su dama, que es la verdadera criminal; y arroja la llave al Tamesis, entregando al suplicio su inocente cabeza.

#### DON ANTONIO HURTADO DE MENDOZA.

Don Antonio Hurtado de Mendoza, nacido, segun parece, á fines del siglo xvi, en un lugar de las montañas de Búrgos, é hijo de muy noble casa, fué caballero comendador de Zurita en la orden de Calatrava, secretario de camara y de justicia del rey don Felipe IV, y del consejo de la suprema Inquisicion. Su gran talento y crudicion y su rica vena poética, unidos á lo ilustre de su cuna, le colocaron en tan brillante posicion en la esplendorosa corte del Buen-Retiro, que por muchos años compartió con Lope, Calderon, Quevedo y otros ingenios privilegiados, el favor del Monarca, el aplauso de la corte y la estimacion del público. Conocíasele por el dictado de el Discreto de palacio, ó como decia Góngora, el Aseado lego, y casi todas sus obras líricas y cómicas, escritás expresamente, demuestran que aquel primer título equivalia al de poeta de cámara, con que fué largo tiempo considerado.

Indudablemente aparecen de dichas obras la excelente disposicion de HURTADO DE MENDOZA para la poesía, su abundosa vena, su elevada entonación y su variado estudio; pero dejóse arrastrar mucho mas de lo que convenia por aquella exageración y amaneramiento propios de la es-

rique el Doliente, aunque, segun el MS. de la biblioteca de Osuna, fué de seis ingenios que designa, à saber : Zabaleta, Martinez, Rosete, Villaviciosa, Cancer y Moreto.

Charles and the Control of

(i) Se atribuye al Rey, no solo esta, sino la de Don En- Mas prohabilidad hay de que sea de Felipe IV otra comedia, ó mas bien larguisimo entremés, que tambien se le atribuye y se titula Lo que pasa en un torno de monjas, que vale ciertamente poco.

cuela gongorina, de aquella sutileza de conceptos, de aquel discreteo de la frase, que, rayando muchas veces en lo incomprensible y tenebroso, era y es siempre ridículo á los ojos de la razon y de la crítica sensata. Esta desdichada manía, que alcanzó á todos ó casi todos los grandes ingenios de la época, á pesar de que todos la censuraban, tuvo en Mendoza tan ferviente servidor, que apenas una ú otra de sus composiciones, especialmente líricas, pueden hoy leerse, y ni aun leidas, pueden comprenderse sus altisonantes conceptos, por mucho que halague al oído su armoniosa entonacion. Francamente lo repito, no puedo llegar á comprender qué público y qué gusto eran aquellos, que se entusiasmaban con tales primores, que comprendian tales laberintos, que simpatizaban con tan misteriosas imágenes, retruécanos y figuras. Lo cierto es que, hoy por hoy, no los acertamos siquiera á descifrar, y que ni aun nos tomariamos el trabajo de leerlos, si sus autores no hubiesen dejado otras obras, en que brilla despejado su talento, su inspiracion y su estudio.

De las obras líricas de Mendoza, nada mas debo decir sino que, á pesar de aquellos esenciales desvarios, y tal vez á causa de ellos, fueron calificadas (como dice la portada de las mismas, impresas primero en su vida, y posteriormente reunidas con sus comedias) de suave, divino aliento de aquel canoro cisne, el mas pulido, mas aseado y mas cortesano cultor de las musas castellanas, y en cuanto á sus piezas dramáticas, ya Montalvan habia dicho en su Para-todos que «Don Antonio de Mendoza era, si no el primero, de los primeros en esta clase de ejercicio, como lo confirman tantos aplausos repetidos en los teatros».

Prescindiendo, pues, de aquellas, cumple á mi objeto presente examinar y apreciar los títulos de Mendoza como poeta dramático, y colocarle en el que le corresponde entre el sublimado asiento á que le elevó en vida la adulacion cortesana, y el absoluto olvido á que le relegó luego

la posteridad.

Una docena escasa de comedias son las que forman todo el repertorio de este autor, y al menos en esta economía (que en diversos pasajes de ellas hizo constar) dió á entender su prudencia y la timidez con que dejaba la lira para revestir la peligrosa máscara de Talía. No podia, sin embargo, desprenderse de su elevada entonacion y lírico estilo, y como, por otro lado, las escribia para ser representadas en los teatros del Buen-Retiro y de Aranjuez, ante aquella corte ceremoniosa, culta y académica, tomaba ocasion de cualquier asunto, de cualquier situacion, de cualquier parlamento, para soltar el torrente de su abundosa vena, para dar rienda á la elevada fantasía, y colocar en boca de sus personajes una colección de odas y endechas, silvas, sonetos, quintillas y estrambotes, que faltaban las mas veces á la verdad, entorpecian la accion y ofuscaban los caractéres, pero sin duda eran el estilo único y propio que debia resonar bajo aquellos dorados artesones. Especialmente en la comedia titulada Querer por solo querer (inmensa composicion, que ocupa nada menos que ochenta páginas de impresion, y consta de unos seis mil y cuatrocientos versos), representada por las meninas de la Reina en el palacio de Aranjuez, con ocasion de una gran fiesta á los cumpleaños de su majestad, encerró MENDOZA un tomo entero de poesías varias, á vueltas de un argumento fantástico y caballeresco, con sus gigantes y enanos corrientes, sus princesas Zelidauras y principes cautivos, Cupidos y endriagos. Especie de menestra muy á proposito para merecer el anatema del cura y el barbero de Cervantes, pero muy del caso tambien para lucir la pompa de la corte, las gracias y talentos de las damas de palacio, y lo augusto y magnifico de la solemnidad. El-mismo autor lo manifiesta así en el acto segundo de la misma comedia, lamentándose de que las meninas de palacio le pedian:

> Un concepto en cada verso, Un desden en cada copla, Y á cada plana un soneto.

Y á la verdad que no puede dejar de compadecerse á aquellas ilustres damas, que tuvieron que aprender y recitar tan espléndido repertorio de sutilezas, y á aquel augusto auditorio, que hubo de sufrir su representacion las cinco ó seis horas mortales que, por un cálculo prudente, debió durar.

Pudiéranse citar infinitos trozos de dicha comedia como acabadas muestras del estilo alambicado, del gusto que se apellidaba cortesano, y algunas de verdadero mérito poético, como las sonoras octavas puestas en boca de la princesa Claridiana; pero preferimos optar por una sola,

que con mas claridad y tersura encierra un pensamiento noble y filosófico. Consiste en un bello soneto, que dice de este modo:

Amable soledad, muda alegría,
Que ni escarmientos ves ni ofensas lloras;
Segunda habitacion de las auroras;
De la verdad primera compañia;
Tarde buscada paz del alma mia,
Que la vana inquietud del mundo ignoras,
Donde no la ambicion turba las horas,
Y entero nace para un hombre el dia;
¡Dichosa tú, que nunca das venganza,
Ni de palacio ves con propio daño
La ofendida verdad de la mudanza,
La sabrosa mentira del engaño,
La dulce enfermedad de la esperanza
Ni la amarga salud del desengaño!

La comedia titulada Mas merece quien mas ama es tambien heróica, de principes Felisardos y princesas Fidelindas, y escrita igualmente en el estilo que podrémos llamar de dia de fiesta para Mendoza. Pero en medio de sus laberintos y primores, hay un gracioso bufon, que la echa de crítico literario, y en cuya boca pone el autor una sátira de estas mismas comedias altisonantes. Verdad es que à renglon seguido halla él mismo su disculpa en los consabidos descargos de Lope y con su mismo ejemplo, à saber, el gusto del público y la abundancia de su vena poética:

Un poeta celebrado
Y en todo el mundo excelente,
Viéndose ordinariamente
De otro ingenio murmurado
De que, siguiendo á un galan,
En traje de hombre vestia
Tanta infanta cada dia,

Le dijo: « Señor don Juan, Si vuesarced satisfecho, De mis comedias murmura, Cuando con gloria y ventura Nuevecientas haya hecho, Verá que es cosa de risa El arte, y sordo á su nombre, Les sacará en traje de hombre, Y aun otro dia en camisa. Dar gusto al pueblo es lo justo; Que alli es necio el que imagina Que nadie busca doctrina, Sino desenfado y gusto.

A pesar de la atrevida decision que expresa Mendoza en los cuatro últimos versos, y á pesar de su compromiso oficial para el surtido de héroes y princesas al palacio real, tenia demasiado talento para no ensayarse tambien en otro género mas importante y propio de la comedia: el género de costumbres, ó de capa y espada, como entonces se llamaba; y no solo lo hizo, sino que, á mi entender, con notable acierto en las comedias de Cada loco con su tema ó el montañés indiano, Los empeños del mentir, y sobre todo, en la notabilísima por mas de una razon, titulada El marido hace mujer y el trato muda costumbre.

Estas tres comedias, que son las que se recomiendan mas entre las de Mendoza bajo el aspecto puramente dramático, son pues las que he escogido para esta coleccion. La del Indiano montañés, ó Cada loco con su tema, consiste en una fábula muy agradable, con regular intriga y caractéres, no tan bien desenvueltos como lo fueron despues, fácil y sonoro estilo. La de Los empeños del mentir acaso pueda ser la misma que escribió, en union con Quevedo, en solo un dia, para ser representada, como lo fué, con grande aparato en los jardines del conde de Monterey, en el Prado de Madrid, formando parte de la fiesta con que obsequió á sus majestades el conde-duque de Olivares la noche de San Juan de 1631 (1), y llevaba por título Quien mas miente medra mas. Es una discreta comedia de carácter, tan arreglada y metódica, que pudiera colocarse entre las buenas de Moreto; y por último, en la de El marido hace mujer y el trato muda costumbre es donde luce en todo su esplendor la filosofía, el buen gusto é ingenio dramático de este notable autor.

Muchos años hace que, prendado de la oportunidad y filosofía del argumento que forma la accion de esta preciosa comedia, del ingenioso artificio, de la verdad y energia de los caractéres en ella desplegados, y hasta de la pureza, sobriedad y correccion de su estilo, emprendí atrevidamente su refundicion, con el objeto de poderla presentar en la pública escena con aquellas condiciones de forma que el rigorismo clásico exigia por entonces. No es de este lugar el explicar las razones por qué no llegó á representarse entonces ni despues, ni el original de Mendoza ni la refundicion. Tampoco parece del caso entrar á encarccer el escaso mérito de mi trabajo, ni tampoco queda ya espacio su-

(1) Véase la relacion de dicha fiesta, que inserta Pellicer en su Tratado histórico sobre el origen de la comedia.

ficiente para hacer de la bella creacion de Mendoza el análisis que reclama. Unicamente diré que la razon principal que, además de su mérito intrínseco, me movió á darla á la escena, fué un sentimiento de patriótico orgullo, por creer haber hallado en ella el modelo que tuvo presente el gran Molière cuando escribió su celebrada pieza titulada L'Ecole des maris, y el deseo de revindicar

para nuestro antiguo teatro la gloria de la originalidad de tan excelente drama.

Su incomparable traductor, nuestro célebre Moratin, en el discreto prólogo que escribió para colocar al frente de su traduccion, indica que dicha comedia era una imitacion hecha por Molière de La discreta enamorada, de Lope, y á decir verdad, no sé cómo Moratin acogió esta idea, pudiendo comparar ambas comedias, y ver que solo en la escena cuarta del acto segundo, en que doña Rosita se vale del conducto de su mismo tutor para corresponderse con su amante de una manera tan ingeniosa, es en la que Molière pudo haber tenido presente otra escena semejante de la

de Lope.

Pero donde se puede sospechar con mas fundamento que halló aquel maestro el verdadero modelo de su comedia, es en la que ahora me ocupa de nuestro Mendoza, El marido hace mujer y el trato muda costumbre, pues en ella, no solo es idéntico el argumento, destinado á probar que la templanza y el cariño pueden mas con la mujer que el rigor y los celos, sino que está tambien presentado del mismo modo, con el ejemplo de dos hermanos de opuestos caractéres, con casi idénticas situaciones, con la misma economía de accion, con las propias ideas y razonamientos, y hasta con la coincidencia del nombre de una de las damas. Si tuviera el espacio necesario para ello, probaria hasta la evidencia, con la comparacion de ambas comedias, que el gran Molière para escribir la suya tuvo à la vista la española, siendo esta otra de las ocasiones en que buscó en el inmenso arsenal de nuestro teatro armas bien templadas para lucir su ingenio y bizarría, como en el Festin de Pierre, La princesse Elide y Les femmes savantes, que no son mas que imitaciones mas ó menos felices de El convidado de piedra, de Tirso, El desden con el desden, de Moreto, y No hay burlas con el amor, de Calderon.

Por último, y aun en el caso de suponer que Molière (tan aficionado y conocedor de la literatura española contemporánea) ignorase la existencia de la comedia de Mendoza, nadie podria, sin embargo, negar á este la prioridad en haber trazado un argumento tan altamente cómico y moral, pues que dicha comedia fué representada en el palacio de Madrid en febrero de 1643, y la de Molière no apareció hasta diez y ocho años despues, estrenándose la noche del 12 de junio de 1661, en casa del superintendente de Hacienda, Fouquet, con motivo de una fiesta que consagró este ministro à la reina de Inglaterra.

#### EL DOCTOR JUAN PEREZ DE MONTALVAN.

Cierran este cuadro de los contemporáneos del gran Lope de Vega las obras dramáticas del mas feliz de sus imitadores, del mas afectuoso de sus discípulos y amigos, del mas entusiasta de sus

admiradores y panegiristas: el doctor Juan Perez de Montalvan.

Este ingenioso y estudiosísimo autor nació en Madrid en 1602; fué hijo de Alonso Perez de Montalvan, librero del Rey; siguió sus estudios en la universidad de Alcalá, hasta graduarse de doctor en teologia, y ordenarse de sacerdote á la edad de veinte y tres años. Fué notario apostólico de la Inquisicion, y ejerció otros cargos en su estado, lo cual no le impidió para seguir su irresistible vocacion poética y sus estudios literarios, que le hicieron producir desde la edad de trece años muchas obras apreciables, así en prosa como en verso; tales son: Las novelas ejemplares (Madrid, 4624), El Orfeo en castellano (Id., id.), Vida y purgatorio de san Patricio (Madrid, 1627), El para-todos, libro de instruccion y entretenimiento (1632), La fama póstuma de Lope de Vega (1636), y unas sesenta comedias y autos sacramentales, cuyas partes ó tomos 1 y 11 se imprimieron únicamente despues de la muerte del autor en 1639 (1), además de otras varias obras, que quedaron inéditas.

Agotadas las fuerzas intelectuales de este desdichado autor con tan continuo estudio y esfuerzo,

<sup>(1)</sup> Parte primera. — Parte segunda de las comedias del doctor Juan Perez de Montalvan. — Alcalá, 1639, 1641. — Comprenden veinte y cuatro.

fué asaltado de una enfermedad de cabeza, que llegó á rayar en frenesi, de cuyas resultas falleció en Madrid, á los treinta y seis años de edad, el 25 de junio de 1638, siendo enterrado en la parro-

quia de San Miguel (que hoy no existe).

Como el objeto de las presentes lineas sea únicamente el tratar de Montalvan como poeta dramático, prescindiré de entrar en análisis y consideraciones sobre sus demás obras literarias, ya cindas, que merecieron en su tiempo tan entusiasta acogida, que de alguna de ellas, por ejemplo la del Para-todos, pudiera citar hasta nueve ediciones hechas en pocos años. No las creo por cierto dignas de tanta popularidad, pero mucho menos aun del encono ó aversion que hácia la persona del presbitero Montalvan produjeron ellas y sus triunfos dramáticos entre varios escritorzue-los anónimos, que exhalaron sus bílis en necios y envenenados epigramas, de los cuales ha conservado alguno la tradicion.

El doctor tú le lo pones, El Montalvan no le tiene«; Con que, quitándote el don, Vienes á quedar Juan Perez.

Hé aqui una muestra de las falsas é injustas sátiras lanzadas en su tiempo contra el virtuoso, ilustrado y cortés autor, que en todas sus obras respira honradez, ingenio y mansedumbre, y á quien parece quererse rebajar con el grande argumento de que no tenia don, que por cierto no usó jamás, como pudiera hacerlo sin vanidad ni superchería, quien habia recibido la nobleza con el

grado de doctor y su carácter sacerdotal.

No fueron solos estos oscuros libelistas los encarnizados enemigos de Montalvan; sino que à la cabeza de ellos figuró indignamente el mordaz y orgulloso Quevedo, quien en distintas ocasiones se complació en lanzar sus envenenadas saetas contra el presbitero Montalvan; tal como en el inicuo papel titulado La Perinola, escrito contra su Para-todos, ó en La carta consolatoria, sarcástica, dirigida al mismo con ocasion de haberle silbado una comedia; ó cuando, hallándose ambos en el estudio de don Diego Velazquez mirando un cuadro de san Jerónimo, pintado por este, y prorumpiendo Montalvan en el principio de esta quintilla:

Los ángeles á porfía Al Santo azotes le dan Porque á Ciceron leia.

le interrumpió Quevedo para terminarla, diciendo:

; Cuerpo de Dios , qué seria Si leyera á Montalvan!

Pero todas estas y otras miserables diatribas dirigidas contra el laborioso é inofensivo escritor, que respondia á ellas con panegiricos exagerados de sus mismos enemigos (entre ellos el propio Quevedo), no fueron bastantes para amenguar en lo mas mínimo su grande reputacion y el favor del público hácia sus escritos y obras teatrales, que llegó á un punto, que acaso ningun autor, incluso el mismo Lope, obtuvo en vida. La comedia titulada No hay vida como la houra mereció ser representada simultáneamente en los dos teatros de Madrid durante muchísimos dias consecutivos; otro tanto acaeció con la de La mas constante mujer y la de Un castigo en dos venganzas. Estas y otras varias comedias de Montalvan se han sostenido siempre en nuestra escena, à pesar del trascurso del tiempo, y aun en nuestros dias hemos visto representar con igual gusto y aplauso La toquera vizcaina, La doncella de labor (aunque refundida y estropeada honrada y clasicamente con el titulo de Marica la del puchero), El mariscal de Biron, Los amantes de Teruel y otras de este fecundo poeta. Vengóle tambien en vida de aquellas apasionadas criticas la sincera y paternal amistad del gran Lope de Vega, de Calderon, Pellicer, Valdivieso y otros muchos insignes escritores de su tiempo, la proteccion del Rey y de los principales magnates de la corte, y hasta mereció (segun él mismo dice en su Para-todos) que un comerciante de la ciudad de Lima, llamado Tomás Gutierrez de Cisneros, sin ser deudo suyo ni haberle visto nunca, solamente por inclinacion á sus escritos, le confiriese una capellanía y pension para ordenarse. Por último, á su muerte, acaecida desgraciadamente, como queda dicho, á la temprana edad de treinta y seis años, fué acompañado á la tumba con un sentimiento general, y su amigo el licenciado don Pedro Grande de Tena recogió en un libro, impreso en 1639 con el titulo de

#### APUNTES BIOGRÁFICOS.

| XXXIV                | APUNIES DIOGNAFICOS. |                               |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| DON JUAN.            | CAMILA. :            | DON JUAN. '                   |
| No, por Dios.        | ¿Quiere ya bien?     | Os quiere bien.               |
| CAMILA.              | DON JUAN.            | CAMILA.                       |
| ¿ Es hermosa ?       | . ¡Ay de mí!         | ¿Suelo verla? .               |
| DON JUAN.            | CAMILA.              | DON JUAN.                     |
| Como vos.            | ¿Qué decis?          | Cada dia.                     |
| CAMILA.              | DON JUAN.            | CAMILA.                       |
| ¿Quiéreo: bien?      | Pienso que sí.       | Decidme quién es.             |
| DON JUAN.            | CAMILA.              | DON JUAN.                     |
| Eso no sé.           | Aborrecerla.         | Querria                       |
| CAMILA.              | DON JUAN.            | CAMILA.                       |
| ¿Qué aguardais?      | Estoy ciego.         | Pues ¿qué temeis?             |
| DOM JUÁN.            | · CAMILA.            | DOM JUAN.                     |
| A declararme.        | ¿Tiene dueño?        | Su desden.                    |
| CAMILA.              | DON JUAN.            | CAMILA.                       |
| ¿No lo habeis hecho? | Ya le espera.        | ¿Qué os hará?                 |
| DON JUAN.            | CAMILA.              | DON JUAN.                     |
| No puedo.            | ¿Es fácil?           | Se ofenderá.                  |
| CAMILA.              | DON JUAN.            | CAMILA.                       |
| ¿Es falta de amor?   | Es principal.        | En fin, ¿decis que hoy la vi? |
| DON JUAN.            | CAMILA.              | DON JUAN.                     |
| Es miedo.            | Y ¿quién sois vos?   | En vuestro espejo.            |
| CAMILA.              | DON JUAN.            | GAMILA.                       |
| ¿ Qué os detiene ?   | Soy su igual.        | ¿Yo?                          |
| DON JUAN.            | CAMILA.              | don juan.<br>Sí.              |
| El despeñarme.       | Pues ¿qué os falta?  | CAMILA.                       |
| CAMILA.              | DON JUAN.            |                               |
| ¿Por qué?            | Que me quiera.       | Luego ¿soy yo?                |
| DON JUAN.            | CAMILA.              |                               |
| Porque tarde llego.  | ¿Es mi amiga?        | Claro está,                   |

O bien, trasladado á otro terreno, el satírico y chistoso, señalaré alguna de las infinitas relaciones puestas en boca de los graciosos:

Menga, yo no fui nacido En signo de pelear, Y fuera de esto, el bullicio De la ciudad me ofendia, Y el ver por tantos caminos Las usuras y los logros, Engaños y ladronicios Con que los grandes chupando Les van la sangre á los chicos, Escondiéndoles el pan Para subirles el trigo; Y de mas á mas el ver Que un hombre, aunque sea bien-En cuanto hace y no hace, [quisto, Si es moreno, que es un indio; Por este ó aquel camino, Ha de verse murmurado; Porque, si un hombre está rico. Dicen que ha sido ladron Para venir á adquirillo; Si es pobre, que es para poco, Pues que medrar no ha sabido; Si se casa, que es un necio, Pues no conoce el peligro; Si no se casa, que tiene De secreto algunos vicios; Si es cortés, que es zalamero En el modo y en estilo;

Y si no, desvergonzado, Grosero y desvanecido; Si no presta, que es un piojo; Si presta, que es un perdido; Si se enamora, que es mozo; Si se guarda, que es ministro; Si se viste mal, que es puerco; Si se viste bien, que es ninfo; Si habla, que es charlatan; Si calla, que es vizcaíno; Si es pequeño, que es enano; Si es grande, que es desvaido; Si es blanco, que es infusion; Si es valiente, que rulian; Si es mudo, que es bien sufrido; Si es alegre, que es bufon; Si es triste, que es dejativo; Si es infeliz, que es menguado, Y si dichoso, judio; Si vive mucho, que es hombre Sin género de sentido, Y si se muere en agraz (Porque Dios así lo quiso), Que de necio se murió; Si trata de recogido Y se confiesa á menudo,

Que es hipócrita, y si el mismo No se confiesa en un año, Que es un hereje precito; De suerte que no hay ninguno, Bueno, malo, grande, chico, Alto, bajo, blanco, negro, Triste, alegre, puerco, limpio, Vivo, muerto, mozo, viejo, Rico, dichoso ó mendigo, Que se escape en esta vida De vecinas y vecinos.

() vieras como yo vi, El otro dia en un templo, Con grandes voces y gritos Que los ponia en el ciclo, Delante un san Sebastian Así lamentarse un yerno: «Glorioso san Sebastian, Santo cabal y perfecto, Mi alma como la tuya, Como tu cuerpo mi suegro. »¿Todas las flechas á vos? Qué poca razon tuvieron! Suegros habia en el mundo

V habia casamenteros.

a Yo, que todos los dolores.

Paso con un suegro eterno,
Que de él me querais librar,
Como à santo, os pido y ruego.

«Como dolor de costado,
suegro de costado tengo,
V con un suegro continuo
Seis años há que adolezco.

»Todo de suegro me voy,

"Todo de suegro me voy, Porque tengo pujamientos, Y me ha dado suegro lluvia; Restañadme, Santo, luego. "No hago sino rascarme, Que me pica todo el cuerpo; Que tengo su gro perruno,
Como la sarna del perro.

»Me sabe á suegro y vinagre
Cuanto como y cuanto ceno;
Suegro hay por ante el comer,
Y al comer, por postre, suegro.

»Al que le duele la muela
El sacársela es remedio,
¡ Y á mi, que el suegro me duele,
No me dan este consuelo!

»Si quisieran comuntarme
Este mal á otro tormento,
Yo tomara de lanzadas
A diez por suegro sin miedo.

»Suegra pascua le dé Dios

Al que de suegro me ha puesto, 
Y plegue á Dios que se rea
Tan yerno como me veo.

»No hay cosa que se le iguale,
Todas son cosas de viento,
Con el llamar mi señor
A lo mismo que aborrezco.

»Los suegros se vuelven lanzas,
No queda yerno con yerno;
A suegro y sangre va todo,
Y todo á suegro y á ellos.

»Libradme, pues, santo mio,
De tantos ensuegramientos;
Muera yo de unas tercianas,
Y no de este parentesco.»

Pudiera añadir á estos infinidad de trozos igualmente chistosos y propios de la comedia; pero seria intermináble y llegaria á ser cansado este discurso; basten los ya estampados para llamar la atencion de los lectores hácia los muchos puestos en boca de los graciosos Monzon en la comedia La Doncella de labor, Seron en La mas constante mujer, Camacho en la de Los Amantes de Teruel, y Clarín en la de Olimpa y Vireno. Montalvan, pues, por la agudeza de su ingenio, por lo halagüeño de sus argumentos, por el gracejo y donaire de su estilo, fué muy digno de compartir con Lope y con Tirso el laurel escénico, y aun hoy, despues de dos siglos, hay que reconocerle aquellas apreciables dotes, que hacen grata y respetable su memoria.

Hasta aqui las noticias biográficas que he podido adquirir, y los apuntes críticos con que he creido deber acompañarlas, de los autores comprendidos en este tomo, que, con el anterior, completan el largo período de Lope de Vega, desde 1588 á 1655. De los otros escritores mas subaltermos de aquel mismo período, que figuran en el Catálogo que va á continuacion, pero que por su escaso mérito no parecen dignos de concurrir con sus obras á esta escogida coleccion, poco ó nada pudiera decir, ni tampoco añadiria, con lo que dijera, interés alguno á estos apuntes.

Pero al lado del gran astro de nuestra escena, y brillando con luces propias, y no reflejadas del mismo, como lo hicieron todos sus contemporáneos, aparecen dos sugetos de tan alta importancia y nombradía, que si bien por ella misma están, puede decirse, fuera de nuestro cuadro (reducido á los limites del teatro apellidado de segundo órden), y han merecido ya su lugar propio y especial en esta Biblioteca (1), pareceria, sin embargo, sobrada omision y descuido callar afectadamente sus clarísimos nombres, y prescindir de sus obras admirables en estas anotaciones histórico-criticas de aquel período dramático; y aun á riesgo de no decir nada nuevo, ni aun tan bien como supo hacerlo al frente de sus respectivas colecciones la erudita, discreta y sazonada pluma del señor Hartzenbusch, no puedo soltar la débil mia sin ceder al deseo de consagrar algunas breves lineas à aquellas dos colosales figuras dramáticas, rivales del gran Lope, que, si no en fecundidad y desenfado, le igualaron en talento y originalidad, y le excedieron en gusto é intencion dramatica, en gracejo y correccion de estilo.

## EL MAESTRO TIRSO DE MOLINA.

La suerte que en el concepto público ha cabido, segun la diversidad de los tiempos, al rico y admirable repertorio dramático del maestro Tirso de Molina, es una de las mas raras y contradictorias de que ofrece ejemplo nuestra literatura. Acogido con inequívocas muestras de entusiasmo à su aparicion en la escena, en la que, sin embargo, tenia que luchar con la formidable competencia del gran Fénix de los ingenios, el inagotable Lope de Vega, y mas tarde con la de Calde-

<sup>(1)</sup> Tomos v y xx, Comedias escogidas del maestro Tirso de Molina y de don Juan Ruiz de Alarcon , colectadas por don Juan Eugenio Hartzenbusch.

ron, Moreto, Rojas, Alarcon y otros ciento, todavía el genio inmenso y atrevido de Tirso halló recursos propios, medios infinitos de colocarse á tan grande altura, que a no haber mediado la prodigiosa fecundidad y el irresistible prestigio de Lope, la pública opinion le hubiera colocado en el primero y mas señalado lugar de nuestra escena patria. — Conocidas son generalmente las dotes especiales que distinguen á este grande ingenio de todos ó de casi todos nuestros autores dramáticos; su peregrina invencion, su chiste y agudeza, su fácil y sonora elocucion, y la riqueza y variedad de su expresion y estilo; y tanto por aquella razon, como por no dar á estas líneas mayor espacio del conveniente, omito por ahora engolfarme en aquel grato análisis, ó mas bien en aquel obligado panegírico. Baste á nuestro propósito decir que las comedias del maestro Tirso de Molina obtuvieron en vida suya, no solo el aplauso y entusiasmo popular, sino la especial acogida y el apasionado encomio de los grandes ingenios contemporáneos, que en las aprobaciones que dieron de aquellas para la impresion, en los prefacios de algunas de sus obras y en la dedicatoria que hicieron de las propias al gran Maestro, se deshacen á elogios de su ingenio y fantasia (1).

Todos aquellos encomios, todo aquel favor público que en la primera mitad del siglo xvn y en vida suya obtuvo el ingenioso y picaresco Tirso de Molina, fueron desapareciendo ó eclipsándose desde que, escondido su autor en la austeridad de un cláustro, renunció á su poético nombre adoptivo, para presentarse en el púlpito, en la cátedra y en obras de erudicion y de historia eclesiástica con el verdadero del reverendísimo padre maestro fray Gabriel Tellez, presentado, definidor y co-

ronista de la órden de la Merced calzada, redencion de cautivos.

Coincidió con este voluntario retiro, y sin duda contribuyó grandemente á aquel injusto abandono de la opinion pública, la aparicion en la escena de la mágica musa de Calderon de la Barca, que dando á sus argumentos mas complicado artificio, retratando caractéres altamente simpáticos y originales, y ostentando en su mágico estilo todas las galas de la imaginacion española, subyugó completamente el gusto del público, y arrancó á Lope de Vega la palma de padre y creador de la verdadera comedia nacional. - Sin embargo, preciso es confesar que el mismo Calderon y todos los demás ingenios aprovecharon muchas veces, harto ilicitamente, la primitiva invencion, riqueza y variedad de Tirso, para imitar y copiar al severo religioso, que procuraba olvidar con trabajos ascéticos y con obras de penitencia las trescientas comedias que, segun su testimonio, habia escrito en sus años juveniles, y en las cuales, si de algo tenia que arrepentirse, era sin duda alguna de exceso de malicia y sobrado colorido de liviandad. - Calderon , adoptando el pensamiento de El celoso prudente, de Tirso, y mejorándolo sin duda en su excelente comedia A secreto agravio secreta venganza, y en la de Los cabellos de Absalon la de La venganza de Tamar; Moreto, robandole La villana de Vallecas, La ventura con el nombre, El Rey don Pedro en Madrid y otras, en La ocasion hace al ladron, El parecido y El rico hombre de Alcalá; Montalvan, imitando, ó mas bien refundiendo Los amantes de Teruel, de Tirso, y Matos La firmeza en la hermosura, con el titulo de Ver y creer, y La eleccion por la virtud con el de El hijo de la piedra; Velez de Guevara la Romera de Santiago, La Montañesa de Astúrias y otras; Zárate la de Palabras y plumas en Quien habla mas obra menos; Monroy El Aquiles en El caballero dama; Zamora y otros, nacionales y extranjeros, adoptando la famosa creacion de El burlador de Sevilla y Convidado de piedra, no solo parece que se conjuraron todos à desposeer de su legitimo caudal al padre Tellez, sino que mejorando las mas veces el artificio de sus argumentos, hicieron olvidar su primitivo autor, que es lo que, segun decia Voltaire, equivale à robar y matar.

Y tanto lo consiguieron, que en el trascurso de casi dos siglos apareció el respetable nombre de Tirso de Molina envuelto en la mas densa niebla, y sus obras dramáticas absolutamente desterradas de la escena y aun desconocidas de los críticos eruditos.—De las circunstancias de su vida solo llegó á estamparse la presuncion de que fué natural de Madrid (así lo afirman Montalvan en su Para-todos, Baena en sus Hijes ilustres de esta villa, y se infiere además claramente de su propio testimonio), y que pudo nacer hácia 1570; que escribió en su primera edad (segun su sobrino, don Francisco Lúcas Avila, editor de sus obras) hasta cuatrocientas comedias, y que hácia 1620 ó antes profesó en la órden religiosa de la Merced calzada, en la cual fué presentado y maestro en teología, predicador

cion de Calderon, estampada al frente de la quinta parte de las comedias de Tirso, y las entusiastas expresiones con que Montalvan le califica en su *Para-todos*, al colocarle entre los grandes ingenios matritenses.

<sup>(1)</sup> Véanse los que le tributa Lope de Vega en el prefacio de la obra de Tirso titulada Los cigarrales de Toledo, y los versos que le consignó en su Laurel de Apolo, así como la dedicatoria que le hace de su comedia titulada Lo Angido verdadero; igualmente la expresiva aproba-

de mucha fama, coronista general de la misma, definidor de Castilla la Vieja, y por último, que en 29 de setiembre de 1645 fué elegido comendador del convento de Soria, donde se cree que murio en febrero de 1648.—De sus celebradas obras dramáticas (cuyo número queda arriba dicho), solo han llegado hasta nosotros los cinco tomos ó partes publicadas en vida del autor por su sobrino, desde 1616 à 1636, las cuales contienen cincuenta y nueve comedias, y los entremeses, que con las res comprendidas en el libro titulado Los cigarrales de Toledo, y otras, impresas sueltas ó en la Colección de varios, conocida por Las partes, componen un total de setenta y ocho á ochenta comedias, que son las que se expresan en el Catálogo que va á continuacion. - Tambien se encuentra, aunque raro, el citado libro de Los cigarrales, y otro de novelas y de versos con el título de Deleitar aprovechando; la historia ó Crónica de la órden de la Merced, que tambien escribió, y se conservaba manuscrita en la biblioteca del convento de Madrid, ahora en la de la Real Academia de la Historia. - En dicho convento debian obrar tambien otros escritos ynoticias del padre Tellez; pero supe entonces que el reverendísimo padre Martinez, general que fué de dicha órden hácia 1828, y posteriormente obispo de Málaga, tenia escritos unos apuntes de la vida de aquel insigne autor, y sin duda recogió al efecto todos los datos que pudo haber á la mano. — Con la muerte del padre Martinez todo se perdió despues, así como se habían perdido antes, en tiempo de la invasion francesa, los que debieron existir en el convento de Soria, los restos mortales y el retrato del padre Comendador.

De todos modos, y sea por la causa que se quiera, es lo cierto que el nombre y la memoria de Tirso y de sus obras permaneció mas de siglo y medio en tan completo olvido, que en vano se buscarian unidos á él trazas de popularidad, y ni aun siquiera de conocimiento de parte de los eruditos y criticos mas autorizados. Luzan, Montiano, Nasarre, los dos Moratines, Signorelli, Andrés, Butervek, Sismondi y todos los demás que han escrito de la historia de nuestro teatro en todo el pasado siglo y principios del actual, apenas le nombran, y se supone que le desconocieron completamente.-Huerta no comprendió una siquiera de sus comedias en su coleccion escogida del teatro español, y el público, en fin, que asistia al teatro y que sabia de memoria las relaciones del Tetrarca y de La rida es sueño, de Calderon; del Desden y del Rico hómbre, de Moreto; del García del Castañar, de Rojas; de La toquera vizcaina, de Montalvan; de las Mocedades del Cid, de Guillem de Castro; del Dómine Lúcas y El hechizado por fuerza, de Cañizares y Zamora, y que aplaudia con frenesí El triunfo del Ave Maria y los abortos dramáticos de Valladares, Zabala y Comella, ignoraba que entre aquellos primeros maestros de nuestro teatro existia otro que podia marchar á par de ellos, si no á su frente; que al través de aquellas magnificas joyas de nuestro Parnaso yacian injustamente olvidadas otras, no menos acreedoras à su favor, como El vergonzoso en palacio, Marta la piadosa, Por el sótano y el torno, La villana de Vallecas y La gallega Mari-Hernandez.

El sábio literato don Dionisio Solís fué, puede decirse, el que descubrió y reveló al público, à principios de este siglo, aquel ignorado tesoro. Retocando con maestría, hácia 1819, aquellas y otras muchas producciones de Tirso de Molina, y dándolas á la escena, donde por fortuna cayeron en manos de actores tan inteligentes como la Antera Baus y la Josefa Virg, Juan Carretero y Pedro Cubas, produjo en el concepto público una reaccion asombrosa en pro de aquel hasta entonces desdeñado autor. - El rey Fernando VII, asistiendo con una predileccion marcada á sus comedias, y especialmente á la de Don Gil de las calzas verdes, contribuyó, sin saberlo, á aquella solemne reparacion; y posteriormente los eruditos y celosos escritores don Agustin Duran, don Javier de Burgos, don Alberto Lista y don Juan Eugenio Hartzenbusch, con muy apreciables trabaios (especialmente este último en las dos colecciones de comedias escogidas de Tirso, hechas en estos áltimos años bajo su exquisita diligencia), han analizado y discutido concienzuda y discretamente el gran mérito de tan insigne autor, y por resultado de aquellos trabajos (á que con nuestra notoria inferioridad tuvimos el gusto de asociarnos), y á consecuencia de aquella solemne reparacion en nuestra escena, la fama de Tirso de Molina está hoy sólidamente asegurada, y su ilustre nombre colocado en nuestro Parnaso á par de los de Lope y Calderon (1).

lado Tirso de Molina, cuentos, fábulas, descripciones, diálogos, máximas y apotegmas, epigramas y dichos agudos, escogidos en sus obras, con un discurso crítico, por don Ramon Mesonero Romanos.

<sup>(1)</sup> En 1826 el autor de estos apuntes y coleccion refundió é hizo representar las comedias de Amar por sefies, La dama del olivar y Ventura te de Dios, hijo, de Tirso: en 1837 levó un discurso crítico sobre este autor en el Ateneo de Madrid, y en 1848 publicó un libro titu-

## DON JUAN RUIZ DE ALARCON.

Don Juan Ruiz de Alarcon y Mendoza, uno de los seis grandes nombres del teatro del siglo xvn, à pesar del relevante mérito de sus composiciones dramáticas, y acaso por su misma correccion y filosofía, que hoy las enaltecen à los ojos de la crítica sensata, no alcanzó de sus contemporáneos gran favor y simpatía, antes bien fue víctima de un encono tan profundo como inmerecido, segun lo demuestran los infinitos epigramas y satiras de todos los poetas de la época contra Ruiz de Alarcon, que aun se conservan para mayor gloria suya y descrédito de sus émulos. Acaso sus sucesores le hubieran continuado en tan injusto olvido ó apreciacion, à no ser por el gran Corneille, que, imitando, ó mas bien traduciendo, la preciosa comedia de La verdad sospechosa (Le Menteur), reveló á los criticos españoles y extranjeros, entre ellos el mismo Voltaire, la importancia y valor de nuestro Ruiz de Alarcon como autor filósofo, ingenioso y correcto.

De todas estas dotes características suyas hizo alarde este autor singular, en contraposicion á los grandes extravíos de sus contemporáneos y rivales. Todas sus comedias respiran una intencion moral (cosa tan rara entre nuestros primeros dramáticos), todas se distinguen por una admirable economía y sencillez en la accion, sin dejar por eso de ser en extremo interesantes; y todas van engalanadas con una pureza tal del lenguaje, con una correccion tan esmerada del estilo, que en este

punto ninguno le aventaja, y pocos, muy pocos, y en contadas ocasiones, le igualan.

Dos partes ó tomos se publicaron de Alarcon, la primera en Madrid en 1628, y la segunda en Barcelona en 1654. En el prólogo de esta última se que ja el autor de que algunas de sus producciones habian sido atribuidas á otros autores, y lo expresa con una sencillez y mansedumbre dignas de la mayor alabanza. « Sabed (dice al lector) que las ocho comedias de mi primera parte y las doce de esta segunda son todas mias, aunque algunas han sido plumas de otras cornejas, como son: El tejedor de Segovia, La verdad sospechosa, El exámen de maridos, y otras que andan impresas por de otros dueños; culpa de los impresores, que les dan los que les parece, no de los autores á quien les han atribuido, cuyo mayor descuido luce mas que mi mayor cuidado; y así, he querido declarar esto mas por su honra que por la mia; que no es justo que padezca su fama notas de ignorancia, etc.» — Es á cuanto puede llegar la modestia en boca del autor de aquellas tres admirables comedias de Las paredes oyen, Ganar amigos y La prueba de las promesas, que el señor Lista no duda en comparar á las mejores obras de Terencio.

«Las comedias de Alarcon (dice aquel eminente poeta y crítico) son todas originales, ya en cuanto à los argumentos, ya en cuanto à las situaciones. Leyendo à Moreto nos acordamos de Lope y de Tirso, aunque mejorados; Calderon se copió muchas veces à sí mismo; Alarcon no copia à nadie ni se repite. Sus situaciones son siempre nuevas, lo que parecia imposible despues de las mil ochocientas comedias de Lope de Vega. Sus recursos dramáticos están bien graduados y en proporcion con las situaciones; su diálogo es vivo, interesante, lleno de gracias y de respuestas inesperadas en las situaciones cómicas y de emociones terribles en las trágicas.» Y en otra parte dice: «Calderon le excedió en la fuerza poética y en el arte de anudar y desenlazar la accion, Lope en la ternura, Tirso en la malignidad, Moreto en la sal cómica, Rojas en las situaciones trágicas. A todos los demás es superior en estas dotes, y á los colosos que van nombrados, en la correccion sostenida de la frase. El gusto de Alarcon estaba mas exento de vicios, aunque su ingenio no fuese tan fecundo en bellezas. »

A pesar de tan singular mérito, Alarcon fué envuelto en la proscripcion injusta y apasionada que el siglo xviii, bajo la enseña de la escuela clásica, lanzó contra todo nuestro teatro nacional. —Y es lo singular que mientras aquella misma intolerante escuela aplaudia con entusiasmo y señalaba como la primera produccion cómica del teatro francés Le Menteur, de Corneille, y que nuestros serviles traductores la vestian á la española en ridículos traslados, unos y otros ignoraban, ó afectaban ignorar, el original, confesado por el mismo Corneille, de aquella admirable pieza La verdad sospechosa, de nuestro Alarcon.

Los actuales críticos, mas justos ó mas instruidos, han rehabilitado en el concepto público la memoria de este y otros de nuestros insignes autores del siglo xvn, y colocado su nombre en el mismo templo y á la misma altura que los de Lope, Calderon, Tirso, Rojas y Moreto.—Las mejores comedias de Alarcon han vuelto á brillar en la escena y á recibir el homenaje de aplauso que

tan bien merecen, la prensa ha vuelto à reproducirlas, y la critica à analizarlas con mas justicia por cierto que sus ingratos contemporáneos.

Por fortuna de la gloria nacional, se ha salvado el precioso tesoro de su repertorio, y podido reimprimirse en nuestra Biblioteca, íntegro, á causa de su número, limitado comparativamente con los

de los demás padres de la escena española (1).

No sucede lo mismo con las noticias biográficas del distinguido Álarcon, pues la incuria de sus contemporáneos y su propia modestia nos han dejado tan á oscuras de ellas, que solo hallamos en las escasas líneas que le consagra don Nicolás Antonio que nació en Méjico, aunque oriundo de España; en comprobación de lo cual, el señor Ochoa, en su Tesoro del teatro español, impreso en Paris en 1858, añade una cita de Baltasar Medina, en su Crónica de la provincia de San Diego de Méjico, de religiosos descalzos de san Francisco, impresa en aquella capital en 1682, en cuyo fólio 251 dice positivamente «que Alarcon nació en Tasco ó Tachco, provincia de Méjico, de una familia oriunda de la pequeña villa de Alarcon, provincia y obispado de Cuenca, partido de San Clemente. Probablemente (y esto es una presuncion mia) seria de la misma familia del virtuoso sacerdote don Juan Pacheco de Alarcon, que fué hijo de don Juan Ruiz de Alarcon y Mendoza y de doña Maria de Peñalosa, señores de Buenache, en la misma provincia de Cuenca, y fundó en 1609 el convento de religiosas mercenarias, que aun lleva su nombre, en Madrid, calles de Valverde y de la Puebla. Acaso nuestro poeta seria hijo suyo, pues se sabe que estuvo casado antes de ser sacerdote, y que murió en 1616, siendo enterrado en el mismo convento de su fundacion. De esta manera explicamos la absoluta identidad de nombres, apellidos y oriundez del señor de Buenache con el autor don Juan Ruiz de Alarcon y Mendoza, que hoy nos ocupa. Por lo demás, solo sabemos de su vida que fué abogado y relator del consejo de Indias; que tan privilegiada como fué su alma en dotes de ilustracion y virtud, fué desairada su persona, raquítica y corcovada, que los insulsos é infames epigramas de sus contemporáneos hicieron célebre; por último, que falleció en 4 de agosto de 1659, en Madrid, en la calle de las Urosas, siendo enterrado, como Lope de Vega, en la parroquia de San Sebastian.

Aunque don Pedro Calderon, que nació en el primer año del siglo xvn, empezó á escribir muy joven para el teatro, y alcanzó todavía una parte del período de Lope, aparece, sin embargo, à la cabeza de otro distinto, especialmente desde que à la muerte de este, en 1635, empuñó su dignisimo sucesor el cetro de la escena patria, y modificando con su gran talento el carácter y estilo que aquel la imprimiera, logró avasallar por otros caminos el gusto del público durante todo el resto del gran siglo. A su lado figuraron en primera línea don Francisco de Rojas y don Águstin Moreto, y, aunque algo mas apartados, una multitud de autores muy apreciables y dignos, como Solis, Cubillo, Matos, Leiva, Monroy, Cáncer, Villaviciosa, Martinez, Figueroa, Zárate, Hoz y Mota, Calleja, Diamante, Salazar y otros muchos hasta Cándamo, Zamora y Cañizares, últimos destellos de aquel sol luminoso. Este período calderoniano es el que, con el titulo de Dramáticos posteriores à Lope de Vega, me propongo trazar en los dos tomos siguientes.

R. DE M. R.

Dices bien, que es purgatorio, etc.

Recturicacion.—Mi conciencia literaria me obliga á hacer aquí una rectificacion. Tratando mas arriba de Belmonte Bermudez y de la comedia titulada El principe perseguido, atribuí á este su segunda jornada, y por consecuencia el interesante trozo que de ella trasladé, en que he creido descubrir siempre el gusto y frase del autor del Biablo predicador; pero posteriormente, é impreso ya aquel pliego, he tenido que renunciar á dicha creencia, por haber tropezado en la biblioteca del excelentísimo señor duque de Osuna (precioso depósito donde ha de acudir todo el que intente investigar la historia de nuestro teatro) con el original autógrafo de dicha comedía, con las censuras para su impresion. En él está escrita la primera jornada de mano del mismo Bermudez, la segunda de tetra de Moreto, y la tercera de don Antonio Martinez. Es pues de Moreto, y no de Belmonte, la donosa pintura de la vida frailesca:

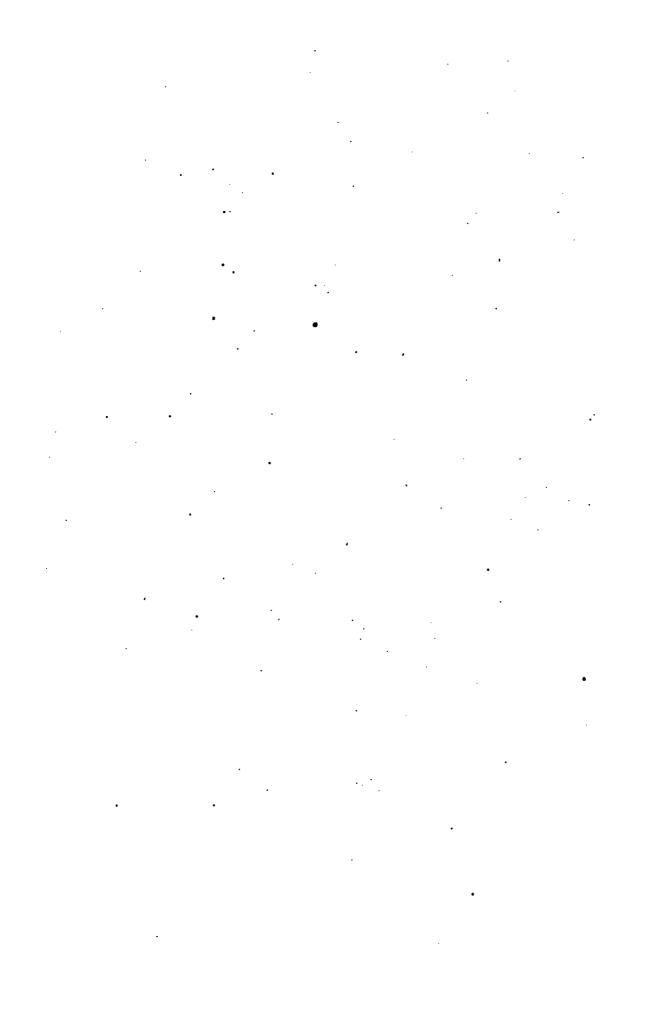

# CATÁLOGO CRONOLÓGICO

DE LOS AUTORES DRAMÁTICOS DESDE LOPE DE VEGA Á CAÑIZARES,

## Y ALFABÉTICO

DE LAS COMEDIAS DE CADA UNO.

## INTRODUCCION.

Secun ofrecí en el Discurso que precede al tomo anterior, he formado el presente Catálogo del teatro antiguo, apellidado del siglo xvn, por autores ó repertorios, guardando en su colocacion, en cuanto es posible, el órden cronológico. Su primera parte, comprensiva del período correspondiente á Lope de Vega y sus contemporáneos hasta 1635, en que falleció, va á continuacion; la segunda parte, ó sea los autores posteriores á Lope, desde Calderon hasta Cañizares (1740), irá en el tomo siguiente, primero de los dedicados á ellos, y tercero de esta coleccion. Para el cuarto y último de ella preparo el Catálogo general, por títulos de comedias, de todo el

teatro antiguo comprendido en ambos períodos.

Para formar estos catálogos (trabajo muy enojoso, difícil y sin gloria alguna) he tenido à la vista y cotejado escrupulosamente todos los anteriores, impresos y manuscritos, que existen, ó por lo menos, que han llegado a mi noticia; he procurado rectificar con esmero su contenido, aumentarlos considerablemente por un lado, con presencia de los muchos datos, libros y bibliotecas que conozco (inclusa mi abundosa colección, que cuenta por lo menos las dos terceras partes de las comedias comprendidas en ellos); descartarlos por otro de las que propiamente no pertenecieron à aquella época ni escuela dramática; expresar y hacer referencias de los distintos títulos con que muchas de ellas aparecen como diversas, no siendo mas que una, é investigar hasta donde me ha sido posible cuál pertenece a cada autor y cuál le fué falsamente atribuida por los impresores y libreros. Todo ello en cuanto lo permiten ya el trascurso del tiempo y el descuido y ligereza de los que me precedieron en este improbo trabajo. Esto no obsta para reconocer que este (tal cual sea) es hijo legítimo de los suyos, y que no hubiera podido nunca hacerle si aquellos y la crítica moderna no me hubieran facilitado el camino. Dichos catálogos generales, que he tenido à la vista, son los siguientes:

1.º Indice formado por don Juan Isidro Fajardo en 1716, que se conserva inédito y MS., en fólio, en la Biblioteca Nacional (cuya copia exacta poseo, hecha, confrontada y firmada por el célebre bibliófilo don Bartolomé José Gallardo). Denomínase Títulos de todas las comedias que en verso español y portugués se han impreso hasta el año de 1716; están recogidas por una curiosidad diligente, que ha procurado reconocer todos los libros y bibliotecas donde se ha podido hallar la

noticia, y si faltaren algunas comedias, será por no haberlas hallado en ellas.

2.º Indice general alfabético de todos los títulos de comedias escritas por varios autores antiguos y modernos, y de los autos sacramentales y alegóricos, etc., por los herederos de Francisco Medel del Castillo, mercader de libros; impreso y publicado en Madrid, 1735, en un tomo en 4.º (hoy muy raro).

3.º Catalogo alfabético de las comedias, tragedias, autos, zarzuelas, entremeses y otras obras correspondientes al teatro español, por don Vicente Garcia de la Huerta; un tomo en 8.º, impreso

en 1785 (hoy ya escaso).

4.º Catálogo de piezas dramáticas publicadas en España durante el siglo xvii, y autores que las escribieron. El original de este catálogo, escrito todo de mano de su autor, don Leandro Fer-

nandez de Moratin, existe inedito, en fólio, con otros manuscritos suyos, en la Biblioteca Nacional, habiendo yo sacado una copia exacta de él, para tenerla á la vista, en 1857.

5.º Lista de las obras dramáticas de los autores valencianos, que inserta don Luis Lamarca en su opúsculo titulado El teatro de Valencia, impreso en aquella ciudad en 1840.

6.º Los catálogos de comedias que se hallaban venales en las librerías de Sancha, Bailo y viuda

de Quiroga, etc.; impresos en los primeros años del siglo actual.

7.º Otro Índice ó catálogo general de piezas dramáticas antiguas y modernas, originales y traducidas, desde el principio de nuestro teatro hasta estos años últimos (1851), que tenia para su uso don Joaquin Arteaga, aficionado curioso, y hoy existe MS., en un tomo en fólio muy voluminoso, en la misma Biblioteca Nacional.

De todos estos catálogos, apreciables sin duda, pero que adolecen respectivamente de graves

defectos é inconvenientes, diré lo que me parece.

El primero en el órden de antigüedad (el mas apreciable por esto y por la circunstancia de comprender la noticia del lugar de impresion de cada comedia y de la colección o libro en que puede hallarse) tiene tambien la ventaja de concluir precisamente donde puede decirse que concluyó tambien el teatro antiguo (1716), y no comprender, por lo tanto, mas que el período que debe. Está redactado por el erudito y laborioso don Juan Isidro Fajardo, conocido en la república literaria por diversos escritos (entre otros, por la Historia de Felipe III, publicada con el nombre de don Juan Yañez), el cual para formarle tuvo sin duda á la vista los muchos libros y colecciones que cita; pero, como la aficion á estas investigaciones literarias no estaba tan adelantada como en el dia, se dejó absolutamente llevar de las asoveraciones de los impresores y libreros del siglo xvn, señaló como de Lope, Calderon, Alarcon, Tirso, Moreto, Montalvan y demás autores principales, todas las comedias que á aquellos plugo adjudicarles (sin tener presentes las quejas, protestas y reclamaciones con que ellos mismos rechazaron muchas en su tiempo), les despojó de otras notoriamente suyas, para señalarlas como anónimas ó de diversas procedencias, y siguió, en fin, en un todo las absurdas apreciaciones de los editores de Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza, etc., que, ganosos de interés material, y poco escrupulosos respecto á la fama de los autores mas favoritos del público, hicieron granjeria de sus nombres, imprimiendo con ellos todas las comedias que les venian á la mano, ya sueltas, ya en colecciones mas ó menos indigestas y extravagantes; alterando, duplicando no menos extrañamente sus títulos, y sin cuidar para nada de la correccion del texto. Por último, como Fajardo fué, puede decirse, el primero que se dedicó á esta ingrata tarea, su catálogo es tan escaso, que apenas comprende la mitad de las comedias impresas y que ya entonces pudieron serle conocidas, y además en su redaccion material descuidó tambien seguir rigorosamente el órden alfabético, con lo que produce gran confusion y desagrado.

El segundo de los catálogos citados, ó sea el de los herederos del librero Medel, impreso en 1755, es mas abundante que el de Fajardo, pero adolece de los mismos errores de autores y títulos y de las propias faltas ortográficas; mas nadie podria negarles sin injusticia á aquellos libreros que cuando publicaron, fiados en sus propias fuerzas y guiados únicamente por su práctica mercantil, aquel curioso catálogo, echaron, acaso sin saberlo, la base y cimientos sobre que

necesariamente habian de reposar todos los de esta materia que se intentaran despues.

Don Vicente García de la Huerta ya lo confesó así, aunque con notable ingratitud é injusticia, pues aprovechando y utilizando absolutamente dicho trabajo, publicó su catálogo en 4785; en su introduccion manifiesta que no conociendo el de Fajardo, lo formaba sobre el de los herederos de Medel; pero, exagerando los defectos de este (que luego traslada integros), dice que le aumenta considerablemente, le rectifica y corrige; mas es lo cierto que, cotejado uno y otro, se ve que el arrogante y orgulloso literato Huerta se hizo una pura ilusion en cuanto al aumento, pues à no ser las piezas del teatro moderno (empezando por las suyas), que indebidamente incluyó en él, no añadió ninguna de las del antiguo repertorio que no señalase ya Medel, y en cuanto á los errores de este, los sigue paso á paso en los títulos, en las repeticiones, en la designacion apócrifa de autores, y hasta en las faltas ortográficas, añadiendo él otras por su parte, tal como la de escribir Hespaña y Hespañoles y otras. Sin embargo, este catálogo, que, además de todos aquellos inconvenientes, tiene el capital de mezclar indistintamente ambos repertorios, antiguo y moderno, es el único hoy conocido y el que ha servido de cicerone á todos los estudiosos de la historia de nuestro teatro.

El indice formado por Moratin, que se conserva inédito (y del que no tuve noticia hasta el año próximo anterior), está tambien calcado absolutamente sobre el de Huerta, único que acaso tuvo á la vista su ilustrado autor, por haberlo escrito ya en Francia durante su emigracion; si bien está hecho con método diferente y por autores, con objeto de llenar el gran vacío que el mismo Moratin parecia haber dejado de intento entre sus dos trabajos anteriores análogos, el primero, que tituló Origenes del teatro español, desde Juan de la Encina hasta Lope de Vega; y el segundo, inserto al frente de sus obras literarias, y que se compone de una lista de los autores y comedias durante el siglo xvin y parte del actual. Pero, además de que, repito, siguió demasiado confiadamente las equivocadas apreciaciones de Huerta y los libreros en cuanto á los títulos y repertorio de cada autor, no añadió otros que pudo conocer, no rectificó las repetidas con diversos títulos, y tuvo la extraña idea de mezclar con los de las comedias los de los bailes, loas, entremeses y demás atribuidos á cada uno, con que hizo mas confuso este trabajo, poco digno por cierto de su buen gusto y conciencia literaria. Sin embargo, su conocimiento me hubiera ahorrado mucho trabajo cuando, hace algunos años, emprendi formar este catálogo, que en gran parte publíqué en 1851, 1852 y 1855. (Véase Semanario pintoresco español de dichos años.)

La copiosa lista formada por el señor Arteaga seria muy apreciable por su abundancia y buen método alfabético, si no comprendiera tambien las piezas modernas, originales y traducidas, hasta

les presentes dias, que, por su indole, forma y época, forman repertorio especial.

Sobre la base de todos estos catálogos, cotejandolos unos con otros, rectificandolos y aumentándolos con los nuevos datos, hijos de la erudicion y de la critica moderna; dándoles un órden cronológico, en lo posible, por autores ó repertorios, y contrayéndoles, en fin, à la verdadera época del teatro español, que inauguró, puede decirse, Lope de Vega en la penúltima década del siglo xvi, y que espiró en manos de Cañizares bien entrado ya el xviii, creo prestar un servicio á las letras, atreviéndome á presentar este imperfecto trabajo. Si no completo (porque esto lo hace ya imposible el trascurso del tiempo y su misma inmensidad), no dudo asegurar es superior en copia, exactitud y buen orden a los anteriores, y da una idea aproximada del inmenso repertorio del teatro del siglo xvu, tan diverso en su indole y forma del primitivo y rudo desde Juan de la Encina hasta Cervántes, que describió Moratin en sus Origenes, como del bastardo y chanflon de los Comellas y Zabalas, que enterró el mismo Inarco Celenio en los primeros años del actual; cuando, guiado por las rigidas prescripciones del arte clásico y del gusto moderno, por las doctrinas y ejemplos de los Luzanes, Montianos, Iriartes y el mismo Moratin padre, se apoderó de nuestra escena el ilustre autor del Si de las niñas y de La Mejigata, y despojando á la musa cómica de la casaca y peluca francesa del gran Molière; la vistió airosamente (segun su gráfica expresion) de basquiña y mantilla, como ya en su tiempo lo hicieron de capa y espada nuestros insignes dramáticos; la regeneró, nacionalizó y llevó á su mas alto grado de esplendor y simpatía, fundando el teatro español del siglo xix, que, si no en originalidad, grandeza poética y halagueña lozania, aventaja sin duda alguna en gusto dramático, juicio y filosofia al de Lope y Calderon.

R. DE M. R.

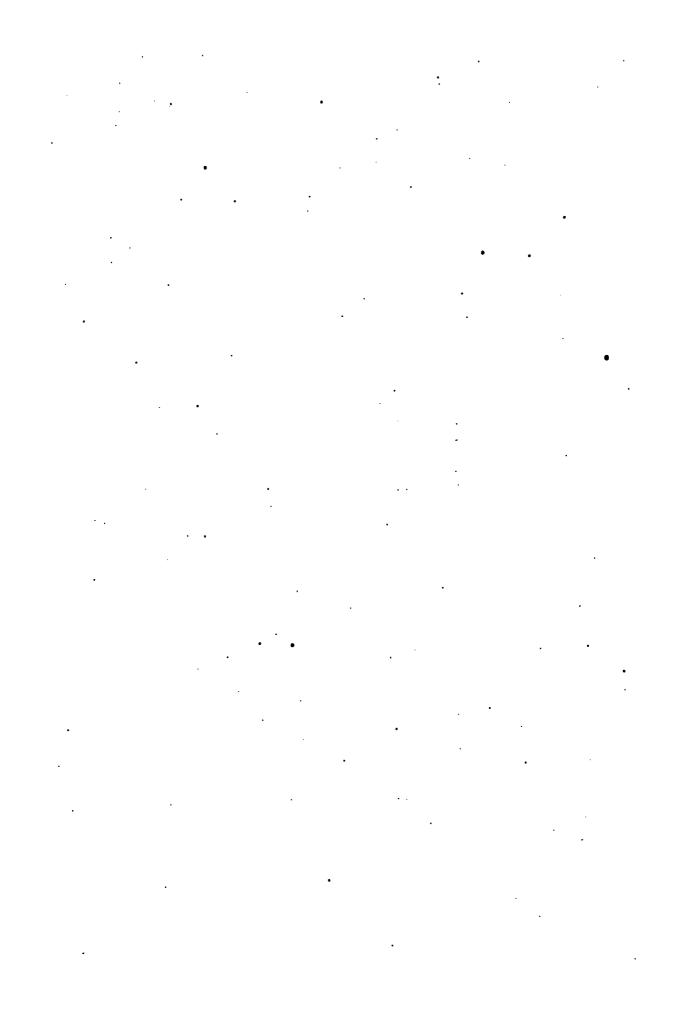

## CATALOGO CRONOLÓGICO

DE LOS AUTORES DRAMÁTICOS, Y ALFABÉTICO DE LAS COMEDIAS DE CADA UNO.

## PARTE PRIMERA.

DESDE LOPE DE VEGA À CALDERON (1588-1635).

## Frey Lope de Vega Carpio (1).

Abindarraez y Narvaez. - Remedio en Agravio dichoso. - Locura por la Amar por ver amar. - Perro del Horla desdicha Acero de Madrid. Acertar errando. - Embajador fingido. Achaques de honor. Achaque quieren las cosas. Acreedores del hombre (auto). Adónis y Vénus. Adultera perdonada (auto). Adversa fortuna del infante don Fernando de Portugal. Africano cruel.

Agraviado leal. - Firmeza en la des- Amar como se ha de amar. bonra. Alcaide de Madrid. Alcalde mayor. Alcázar de Consuegra. Alfonso el Afortunado. Almenas de Toro. Al pasar el arroyo. Allá darás, rayo. Amante agradecido. Amante al uso.-Ilustre fregona. Amantes sin amor.

Amar por burla. telano. Amar, servir ý esperar. Amar sin saber á quién. Amatilde. Amazonas.--Mujeres sin hombres. Amete de Toledo. Amigo hasta la muerte. Amigo por fuerza. Amigos enojados. - Amistad mas verdadera. Amistad pagada.

(1) La fecundidad asombrosa del padre de nuestra escena, Lope de Vega Carpio, produjo tan considerable número de obras dramáticas, que, no solo perjudicó á su misma perfeccion, sino que no pudieron ser todas impresas, razon por la cual no ba llegado hasta nosotros ni siquiera noticia de la mayor parte de ellas. Aunque rebajemos mucho del calculo de Montalvan, que afirma fueron mil ochocientas comedias y cuatrocientos autos sacramentales las obras dramáticas de Lope, todavía sabemos por confesion del mismo en diversas partes de sus escritos, que desde la edad de once años hasta la de setenta llevaba escritas mil y quinientas comedias, sin contar los autos sacramentales, y el prodigioso número de obras en verso y prosa que todo el mundo conoce.

La mayor parte, sin embargo, de las piezas de teatro que brotaban casi diariamente de la pluma de aquel prodigio de naturaleza, se perdieron en las carteras de los comediantes, sin alcanzar los honores de la imprenta y sin que su mismo autor supiera darse razon de ellas. Al frente de la obra titulada El peregrino en su patria, impresa en 1604, insertó una lista de las que recordaba, y que ascendian hasta entonces á unas doscientas setenta, aunque varias están repetidas. Mas adelante, en 1624, en el prefacio de la parte xxn de sus comedias asegura que llevaba escritas mil setenta, y por último, en 1652; al final de La moza de cántaro, dice expresamente que era ya mil y quinientas el número de ellas.

Durante muchos años, los libreros de Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Lisboa, Nápoles, Ambéres y Bruselas estuvieron en plena posesion de especular con el nombre de Lope, publicando, ya sueltas, ya en tomos, infinidad de comedias, unas en efecto suyas, otras atribuidas falsamente, y todas sin su noticia y con la mayor incorreccion, de que se quejó repetidas veces, y señaladamente en el prefacio ó prólogo á dicha obra El peregrino, hasta que, amostazado de tanto desman hecho à su fama é intereses, empezó él mismo à publicar la coleccion de sus comedias, dando á luz la primera parte ó tomo en Madrid ó Valencia (1604), y continuó publicando hasta su muerte, en estos términos : Parte primera, Madrid, 1604, reimpresa en el mismo año en Valencia, Zaragoza, y en 1609 en Valladolid y Ambéres. - Parte II, Madrid, Valladolid, 1611. - Parte III, Barcelona, Brusélas, 1611. (La verdadera parte III, que debió imprimirse en Madrid en 1613, se perdió , y se ha sustituido en las colecciones por otra, titulada Parte tercera de comedias de Lope de Vega y otros autores, en que solo hay dos de este, la de la Noche toledana y la del Santo negro Rosambuco, siendo todas las demás de autores que vivian, y van con sus nombres al frente, segun mas por menor expresé en el discurso y nota que encabeza el tomo anterior de esta coleccion.)-Parte rv, Madrid, Pamplona, 1614. - Parte v. Debió imprimírse en 1615, y se perdió tambien, sustituyéndola por otra titulada Flor de las comedias de España de diferentes autores, parte y, recopilada por Francisco Lúcas Avila, Madrid, 1615, y Barcelona, 1616. En este tomo no hay de Lope mas que la primera comedia, titulada El ejemplo de desdichas y prueba de la paciencia. Las demás son de otros autores, con sus nombres al frente, segun expresé tambien en dicho discurso del tomo anterior. - Parte vi. Madrid., 1616.—Parte vii., id., 1617.—Parte viii., id., 1617.—Parte ix., id., 1617.—Parte x., id., 1618.—Parte xi, id., 1618. - Parte xn, id., 1619. - Parte xin, id., 1620. - Parte xv, id., 1620. - Parte xv, id., 1621. - Parte xv, id., 1622. - Parte xvii. id., 1622. - Parte xviii, id., 1625. - Parte xix, id., 1625. - Parte xx, id., 1625. - Parte xxi, id., 1635. -Parte xxii, id., 1658.-Otra parte xxii distinta, Zaragoza, 1650.-Parte xxiii, Madrid, 1658.-Parte xxiv, id., 1659.-Otra parte xxiv distinta, Zaragoza, 1632. — Otra parte xxiv, id., Barcelona, 1641. — Parte xxv, Zaragoza, 1647. — Parte xxvi, id., 1645. - Parte xxvii, Barcelona, 1635. - Parte xxviii, Zaragoza, 1639. Generalmente solo se consideran auténticas y forman coleccion las veinte y cinco partes publicadas en Madrid,

Amistad y obligacion.-Lucha de amor Bárbaro gallardo. Amor bandolero. Amor constante.- Verdadero amor. Amor con vista. (MS. autografo, en la biblioteca del excelentisimo señor duque de Osuna.) Amor desatinado. Amor enamorado. Amores de Cárlos. - Palacios de Galiana. Amores de Narciso. Amor invencionero -Burlas veras. Amor, pleito y desaño. (Es la misma que Ganar amigos, de Alarcon.) Amor premiado.—Poder vencido. Amor secreto hasta celos. Amor soldado. Angélica en el Catay. Animal de Hungria. Animal profeta, san Julian. -- Dichoso parricida. (Creo sea de Mira de Mes-Antonio Roca. Anzuelo de Fenisa. Arauco domado. Arcadia. Arenal de Sevilla. Argelan, rey de Alcalá.-Padrino desposado. Argel fingido y renegado de amor. Aristea.—Tragedia de Aristea. Arminda celosa. Arrogante español, - Caballero del Milagro. Asalto de Mastrique. Ascendencia de los maestres de Santiago. - Sol parado. Asturianas famosas, Atalanta. Aventuras de don Juan de Alarcos. Aventuras del hombre (auto). Audiencias del rev don Pedro. Ave Maria y Rosario de nuestra Senora (auto). Ausente en el lugar.

Balahan y Josafat.-Dos soldados de Cristo. Baldovinos y Carloto. - Marqués de Mántua. Bandos de Sena.

Basilea Bastardo Mudarra. - Siete infantes de Lara. Batalla de dos. Batalla de Lepanto ó batalla naval. Batalla del honor. (MS. autógrafo, senor Olózaga Batuccas del duque de Alba. Bautismo del rey de Marruccos.—Tra-gedia del rey don Sebastian. Belardo furioso. Bella Andromeda. Bella Aurora. Bella gitana. Bella malmaridada. Benavides. Biezmas. Bizarrias de Belisa. - Melindres de Belisa.

Blason de los Chaves de Villalva. Boba discreta.-Dama boba. Boba para los otros y discreta para sí. Bobo del colegio. Boda entre dos maridos Bohemia convertida.-Hijo piadoso. Bosque amoroso.

Brasil restituido. (MS., señor Duran.) Buen agradecimiento. Buena guarda. — Encomienda bien guardada. (MS. autógrafo, señor marqués de Pidal.)

Buen vecino. Burgalesa de Lerma. Burlas veras.—Amor invencionero. Burlas de amor.

Burlas y enredos de Benito. Burla vengada.-Niña de plata.-Cortés galan.

Caballero de Illescás. Caballero de Olmedo. Caballero del Milagro.-Arrogante es-Caballero mudo. Caballero de San Juan .- Pérdida hon-Caballero del Sacramento. Cadena.

Campana de Aragon. Cantares (auto). Capellan de la Virgen, san Ildefonso.

Capitan Belisario.-Ejemplo de mayor desdicha. (Creo sea de Mira de Mescua.)

Capitan Diego de Paredes. Capitan Juan de Urbina.

Capuchino escocés y condesa perseguida.

Carbajales.-Inocente sangre. Carbonera.

Cárcel de amor (auto).
Cardenal de Belen.— San Jerónimo.
Cárlos el perseguido.—Perseguido.
Cárlos V en Francia. (MS. autógrafo, señor Olózaga.)

Casamiento dos veces.

Casamiento en la muerte. - Hechos de Bernardo del Carpio. Casamiento por Cristo. - Santa Justa.

Casta Penélope.—Penélope. Castelvies y Monsalves. Castigo del discreto.

Castigo sin venganza. -- Cuando Lope quiere, quiere. Castros y Andradas.—Desdichas de

Estefania. Catalan valeroso. - Gallardo catalan. Cautivo coronado. - Leon apostólico. Cautivos de Argel.

Celos de Carrizales. (Segunda parte del Celoso extremeño.)

Celoso de si mismo. - Los Jacintos. Celoso extremeño. Celos satisfechos.

Celos de Rodamonte. Celos sin ocasion. Cerco de Madrid. Cerco de Oran.

Cerco de Santa Fe. - Hazaña de Garcilaso de la Vega.

Cerco de Toledo. Cerco de Tunez por Carlos V.

Cerco de Viena. Cierto por lo dudoso. - Mujer firme.

Circe angélica. Cirujano.

Comendador de Ocaña -Peribañez. Comendadores de Córdoba. - Honor desagraviado.

Cómo se engañan los ojos.-Nadie fie en lo que ve .- Engaño en el anillo. Cómo se vengan los nobles. Competencia engañada.

y el tomo de La vega del Parnaso, póstumo; y por apócrifas, extravagantes ó pegadizas, las de Zaragoza y Barcelona, si bien en ellas hay muchas comedias notoriamente de Lope y de las veinte y cinco partes de Madrid hay que rebajar las dos ya dichas m y v, que sin duda se perdieron absolutamente, y fueron sustituidas por otros tomos de varios. Equivocacion grosera que autorizó don Nicolás Antonio en la lista que insertó de dicha coleccion , y que , sin embargo, es comun á todos los ejemplares que existen de ella, ó por lo menos á los que conozco. Estos son; el de la Biblioteca Nacional (falto de un tomo), el de la Academia Española (incompleto), el de la Universidad Central y el del señor don Agustin Duran en Madrid, y el de la biblioteca arzobispal de Toledo.

Fuera de esta rarisima coleccion, que comprende unas trescientas (aunque se incorpore á ella el tomo titulado Vega del Parnaso, impreso en Madrid en 1637, que contiene ocho comedias), hay de Lope otras varias en las dos abundosas colecciones de diferentes autores, una llamada la antigua ó de fuera de Madrid, impresa en Zaragoza, Barcelona, Alcalá y otras ciudades desde 1616 á 1652, y que se supone constar de cuarenta y cuatro partes ó tomos (aunque no han llegado à nuestros dias mas que siete u ocho), y la otra Coleccion de comedias escogidas de los mejores ingenios de España, publicada en Madrid desde 1652 á 1704, que comprende cuarenta y ocho partes ó tomos, y de que sou

tambien muy contados los ejemplares que existen completos.

De todas estas colecciones, de los tomos sueltos publicados tambien en el mismo siglo xvu con diferentes titulos, de las muchas sueltas, impresas y manuscritas, que se hallan en las bibliotecas públicas y particulares de Madrid, y de los indices ó catálogos generales de que queda hablado ya, he llegado á señalar unas setecientas comedias que pueden atribuirse confiadamente à Lope; suprimiendo de paso otras muchas, impresas bajo su nombre y notoriamente apocrifas, y tomando en cuenta los titulos repetidos, que señalo con referencias entre si en todas las que he podido haber à las manos ó averiguar su duplicidad. Aun despues de todo, creo que habrá muchas inexactitudes que corregir, mucho que descartar, y sobre todo, mucho que anadir al colosal y desconocido repertorio del gran Lope; trabajo que aun puede decirse que está por hacer, y que por fortuna, acaso llegue pronto á verse realizado por la erudita, discreta y laboriosa investigacion del señor don Juan Eugenio Hartzenbusch, en el tomo iv de la coleccion escogida de aquel insigne ingenio, que trabaja para esta Biblioteca.

Doncella de Orleans.

paciencia.

Competencia en los nobles. Concepcion de nuestra Señora (auto). Conde don Pedro Velez. Conde don Tomás. Conde Fernan Gonzalez. - Libertad de Castilla Condesa Matilde. - Resistencia hon-Conquista de Andalucia. Conquista de Canarias.—Guanches de Tenerife. Conquista de Cortés. Conquista del Nuevo-Mundo.—Nuevo-Mundo descubierto por Colon. Conquista de Tremecen. Constancia de Arcelina. Contra valor no hay desdicha .- Gran rey de Persia. Con su pan se lo coma. Corona merecida. — Corona de Hun-gria. (MS., señor Duran.) Corsario del alma (auto). Cortesano en su aldea. Cortesia de España. Creacion del mundo.-Primera culpa del hombre. Crueldades de Neron.-Neron cruel. -Roma abrasada. Cuentas del Gran Capitan. Cuerdo en su casa. Cuerdo loco.

Dama boba. (MS. autógrafo, biblioteca de Osuna.) Dama comendador. - Mas pueden celos que amor. Dama desagraviada. Dama estudiante. Dama melindrosa. David perseguido. - Montes de Gelboé. De corsario à corsario. Dé donde diere. Defensa en la verdad, Degollado fingido. Del mal lo menos. Del monte sale quien el monte quema. (MS. autógrafo, biblioteca de Osuna.) De lo que ha de ser.—Lo que ha de ser. De Mazagatos. De cuándo acá nos vino. Desconfiado. Desden vengado. (MS. antógrafo, biblioteca de Osuna.) Desdichada Estefania. - Hermosa aborrecida. Desdichado. Despenado. Despertar à quien duerme. Desposorio encubierto. Despreciada querida. — Despreciar à quien ama. (Creo es de Villegas.) Desprecio agradecido. Destruccion de Constantinopla. De un castigo tres venganzas. Dicha del forastero. — La portuguesa. Difunta pleiteada. Di mentira, sacarás verdad. Dineros son calidad. Dios bace justicia à todos. Dius bace reyes. Discordia en los casados, Discreta enamorada. Discreta Vengauza. Divina vencedora. Divino africano,-San Agustin, Démine Lucas. Donaires de Matico. Don Alvaro de Luna, -Milagro por los

Doncellas de Simancas.

Doncella Teodor.

Doncella, viuda y casada. Don Gonzalo de Córdoba.—Mayor victoria de Alemania, Don Juan de Castro, -Hacer bien nunca se pierde. Don Lope de Cardona. Don Manuel de Sousa.—Nanfragio prodigioso.-Principe trocado. Dorotea (accionen prosa, en dos tomos) Dos agravios sin ofensa. (Creoque sea apócrifa.) Dos estrellas trocadas.-Ramilletes de Madrid. Dos Jacintos. - Celoso de sí mismo. Dos soldados de Cristo. - Balahan y Josafat. Duque de Alba en Paris. Duque de Braganza.-Mas Galan portugués. Duque de Saboya. Duque de Viseo. Duquesa de Bretaña.—Mas valeis vos, Antona, que la corte toda.

Ejemplo mayor de la desdicha.—Capi-tan Belisario. (Es de Mira de Mes-cua, su MS. autógrafo está en la biblioteca de Osuna.) Ello dirá. Embajador fingido.-Acertar errando. Envidia de la nobleza. - Zegries y Abencerrajes. Envidia y la privanza. Embustes de Celauro.—Enredos de Celauro. Embustes de Fabia. Emperador perseguido, - Gran duque de Moscovia. Encanto en el anillo.-Nadie fie en lo que ve. Encomienda bien guardada. — Buena guarda. (MS. autógrafo, señor Pidal.) Enemigo engañado. Enemigos en casa. Engañar a quien engaña. Engaño en la verdad. Engaño venturoso. En la mayor lealtad mayor agravio y fortuna. En los indicios la culpa. Enmendar un daño a otro. En un pastoral albergue. Ero y Leandro. Esclava de su galan. Esclavo de Roma. Esclavo fingido. Esclavo por su gusto. Esclavos libres. Escolástica celosa. Española de Florencia.—Amor invencionero.-Burlas veras. Españoles en Flándes. Espiritu fingido. Estrella de Sevilla. Euridice y Orfeo, - Marido mas firme. Fábula de Perseo, -Bella Audromeda.

—Perseo. Fajardos.—Primero Fajardo. Famosas asturianas. - Asturianas famosas. Favor agradecido. Fe rompida. Felisarda.—Mármol de Felisarda. Ferias de Madrid. Fianza satisfecha. Fingido verdadero. Firmeza de Leonarda.

Hidalgo de la aldea. Hijo de la Iglesia (auto). Hijo de los leones. Hijo de Reduan. Fortuna merecida. Fortunas de Belardo. Fray Martin de Valencia. Francesilla. Fregosos y Adornos. Fuente-Ovejuna.—Todos á una. Fuerza lastimesa. Fundacion de la Albambra de Granada. Fundacion de la Santa Hermandad de Toledo. - Dos hermanas bandoleras.

Galan agradecido. Galan Castrucho.—Rufian Castrucho. Galan de la Membrilla. Galan de Meliona. - Hamete de Toledo. Galan escarmentado. Gallardas macedonias. Gallarda toledana. Gallardo catalan,—Catalan valeroso. Gallardo Jacimin,—Hidalgo Abencer-Ejemplo de casadas.-Prueba de la raje. Ganso de oro. Garcilaso de la Vega. Gata de Mari-Ramos,- Jardin de Var-Genovesa. Genovés liberal. Gloria de Napoles. Gloria de san Francisco. Gobernadora. Gonzalo de Córdoba.— Mayor victoria del Ave-Maria. Gran capitan de España.

Gran cardenal de España. — Don Gil de Albornoz. Gran cardenal de España.—Don Pe-dro Gonzalez de Mendoza. Grandezas de Alejandro. Gran duque de Moscovia.—Emperador perseguido. Gran pintora. Gran prior de Castilla.—Hijo de la molinera,—Mas mal hay en la aldehuela. Gran rey de Persia.—Contra valor no hay desdicha. Grao de Valencia. Guanches de Tenerife.—Conquista de Canarias. — Nuestra Señora de la Candelaria. Guante de doña Blanca. Guardar y guardarse. Guelfos y Gibelinos. Guerras de amor y honor.

> Hacer bien á los muertos. - Don Juan de Castro. Halcon de Federico. Hamete de Toledo. - Galan de Meliona. Hay verdades que en amor. Hazañas del Cid y su muerte. Hazañas del segundo David. (MS. autógrafo, biblioteca de Osuna.) Hechicera de Argel. - Mayor desgracia de Cárlos V Hechos de Bernardo del Carpio. - Casamiento en la muerte. Heredero del cielo (auto). Hermosa fea. Hermosa aborrecida. - Desdichada firme. Hermosura de Alfreda. Hidalgo Abencerraje. - Hidalgo Jaci-

Guerras civiles.

Guia de la corte.

Guzmanes de Toral.

Firmeza en la desdicha. - Agraviado | Loco por fuerza. leal. Flores de don Juan .- Rico y pobre trocados. Hijo de si mismo. Hijo piadoso.—Bohemia convertida. Hijo sin padre. Hijo venturoso. Historia de Mazagatos. - Mazagatos. Historia de Tobias. Hombre de bien. Hombre por su palabra. Honor contra la fuerza. - Industrias contra el poder. Honor desagraviado.—Comendadores de Górdoba. Honor en el agravio. - Libertad en la traicion. Honrado con su sangre. Honrado hermano.—Horacios. Honrado perseguido. Honra por la mujer. Humildad y la soberbia.

Ilustre fregona.—Amanté al uso.
Imperial de Oton.
Imperial Toledo.
Imperial Toledo.
Imperio por fuerza.
Inclinacion natural.
Infanta desesperada.
Infanta Gridonia.—Cielo de amor vengado.
Infanta labradora.
Infante don Fernando de Portugal.
Ingratitud vengada.
Ingrato arrepentido.
Inocente Laura.—Traiciones de Ricardo.
Inocente saugre.—Garbajales.
Intencion castigada.
Isla del Sol (auto). (MS. autógrafo, biblioteca de Osuna.)

Jardin de amor.
Jardin de Vargas.—Gata de Mari-Ramos.
Jorge toledano.
Juan de Dios y Anton Martin. — San
Juan de Dios.
Judia de Toledo.—Paces de los reyes.
Juez de su misma causa.
Jueces de Castilla.
Jueces de Ferrara.
Juventud de san Isidro.

Laberinto de amor. - Prueba de los ingenios. Laberinto de Creta. Labrador del Tórmes.-Lo que puede un agravio. Labrador venturoso. Lacayo fingido. Lágrimas de David (auto). Lanza por lanza, la de Luis de Almansa. Laura perseguida. Lazarillo de Tórmes. Leal criado. Lealtad, amory amistad. Lealtad en el agravio. Lealtad en la traicion. - Honor en el agravio. Leon apostólico. - Cautivo coronado. Ley ejecutada. Libertad de Castilla. - Conde Fernan Gonzalez. Libertad de san Isidro. (Debe ser la Juventud de san Isidro.) Limpieza no manchada. — Santa Bri-

Lo cierto por lo dudoso, -Mujer firme.

Locos de Valencia. - Hospital de locos. Locos por el cielo. Locura por la honra. - Agravio di-Lo fingido verdadero. - Mayor representante san Ginès. (No creo sea suya.) Lo que está determinado. Lo que ha de ser. Lo que hay que fiar del mundo. Lo que pasa en una tarde. (MS. autógrofo, biblioteca de Osuna.) Lo que pasa en una venta. Lo que puede un agravio. — Labrador del Tórmes. Lucioda perseguida. Llave de la honra. Llegar en ocasion. Madre de la mejor. (Creo sea un auto de Valdivieso.) Maestro de danzar. Magdalena.-Mejor enamorada. Mal casada. Maldito de su padre. - Valiente bandolero. Mal pagador en pajas. Margarita preciosa (auto). Marido mas firme. —Euridice y Orfeo. Mármol de Felisardo. Marqués de las Navas. Marqués del Valle. Marques de Mantua. — Baldovinos y Carloto. Mártir de Florencia. Martires de Madrid. (Creo es de Mira de Mescua. Mas galan portugués.-Duque de Berganza. Mas mal bay en la aldehuela que se suena.-Gran prior de Castilla.-Hijo de la Molinera. Mas pueden celos que amor. - Dama comendadora. Mas valeis vos, Antona, que la corte toda.—Duquesa de Bretaña. Mas vale salto de mata que ruego de buenos. Matrona constante.-Matrona ilustre. Mayorazgo dudoso. Mayor corona. Mayor de los reyes. Mayor desgracia de Cárlos V.-Hechicera de Argel. Mayor dicha en el monte. Mayordomo de la duquesa de Amalfi. Mayor hazaña de Alejandro Magno. Mayor imposible. Mayor prodigio. Mayor Rey de los reyes. Mayor victoria. Mayor virtud de un rey. Médico enamorado. Mejor alcalde el Rey. — Tirano de Galicia. Mejor enamorada.-Magdalena. Mejor maestro el tiempo. Mejor mozo de España. Mejor representante San Ginés. - Lo fingido verdadero. (Creo es de More to y Cancer.) Melindres de Belisa.—Bizarrias de Be lisa. Mentiroso. Mérito en la templanza.-Ventura por el sueño.

Merced en el castigo.

Milagro por los celos. - Don Alvaro de

Meson de la corte.

Luna.

Milagros del desprecio. Mirad à quién alabais. Misacantano (auto Mocedades de Roldan. Mocedades de Bernardo del Carpio. Molino. Mónstruo de amor. Mónstruo de la fortuna. - Reina Juana. -Marido bien ahorcado. Monteros de Espinosa Montes de Gelboé. - David perseguido. Moza de cántaro. Mudable. Mudanzas de la fortuna.—Sucesos de don Beltran de Aragon. Muerte del Maestre. Muertos vivos Muerto vencedor. Mujeres sin hombres.-Amazonas. Mujer firme,—Lo cierto por lo dudoso. Muza furioso.—Prision de Muza, Nacimiento de Cristo. Nacimiento del alba. Nacimiento de Urson y Valentin.— Hijos del rey de Francia. Natividad de nuestra Señora (auto). Nadie fie en lo que ve, porque se en-gañan los ojos. —Engaño en el anillo. Nadie se conoce. Nardo Antonio, bandolero. Naufragio prodigioso de don Manuel de Sonsa.—Principe trocado. Necedad del discreto. Neron cruel.—Roma abrasada. Niña de plata.—Burla vengada.— Cortés galan. Niñeces del padre Rojas. (MS. autógrafo, biblioteca de Osuna.) Niñez de san Isidro. Niño diablo. Niño inocente de la Guardia. Niño pastor (auto). Nobles como han de ser. Noche de San Juan. Noche toledana. Nombre de Jesus (auto). No son todos ruiseñores. Novios de Hornachuelos. Nuestra Señora de la Candelaria. — Guanches de Tenerife (auto). Nueva victoria de don Gonzalo de Córdoba. (MS. autógrafo, biblioteca de Osuna.) Nueva victoria del marqués de Santa Cruz. Nuevo-Mundo descubierto por Colon. Nuevo mundo en Castilla. - Descubrimiento de las Batuecas. Nunca mucho costó poco. Nuevo oriente del sol (auto). Obediencia laureada. - Primer Cárlos de Hungria. Oveja perdida (auto). Obras son amores. Ocasion perdida. Octava maravilla. Ouce mil virgenes,-Santa Ursula. Otomano famoso. Oracios.

Paces de los reyes.—Judia de Toledo. Padres engañados. Padrino desposado.—Argelan, rey de Alcalá. Paje de la Reina. Palabra mal cumplida. Palacios de Galiana.—Amores de Carlos. Paloma de Toledo.

Pan y el palo (auto).

Pasional de la siega Pastor ingrato (sude). - Pastor lobo. Pastoral de los celos. Pastoral encantada. reiro carbonero. l'edro de Urdemalis leligros de la ausencia. Perdicion de España. - Cevallos, su descendencia. Perdida honrosa. - Caballero de San Peribañez. - Comendador de Ocaña. Perro del hortelano. - Amar por ver Perseguido. Piadoso aragonés. (MS. autógrafo, bi-Misteca de Osuna.) Piadoso veneciano. Piedad ejecutada. - Pimenteles y Oui-Pleito por la bonra. - Valor de Fernandico Pleitos de Inglaterra.
Pobre mas poderoso. — San Juan de Pobreza estimada. - Riqueza mal naeida. Pobreza no es vileza.
Pobrezas de Reinaldos.
Poder vencido. — Amor premiado.
Poder en el discreto. (MS. autógrafo, biblioteca de Osuna.)
Ponces de Barcelona —Jardin de amor. Porceles de Murcia. Porfia hasta el temor. Porfiando vence amor. Porfiar hasta morir. (Creo es la de Rosete. Por la puente, Juana. Portuguesa.—Dicha del forastero. Postrer godo de España. Prados de Leon. Premio de la hermosura. Premio del bien hablar. Premio en la misma pena.-Merced en el castigo.-Dichoso en Zaragoza. Primera informacion. Primer Carlos de Hungria - Obediencia laureada Primer culpa del hombre. - Creacion del mundo. Primer Fajardo.—Fajardos. Primer Médicis.—Quinta de Florencia. Primer rey de Castilla. Primer rey de Persia, Ciro. - Contra valor no hay desdicha. Principe carbonero. Principe despeñado. Principe don Cárlos. Principe Escanderbec. — Gran Jorge Castrioto. (Creo es de Belmonte.) Principe ignorante. Principe inocente.

Principe melancólico.

Principe perfecto (1.º y 2.º parte).

(MS. autógrafo, biblioteca de Osuna.)

Prisiones de Adan (auto). Prision sin culpa.

Privanza del hombre. Prodigio de Etiopia. — Santa Teodora. Prodigio de la India. —San Josafat.

Partoral de Jacinta. - Pastoral de AI- | Prucha de la paciencia. - Ejemplo de | Sen Julian y santa Basilisa. - Amantes casadas. Psiquis y Cupido. Puente de Mantible Puente del mundo (auto). Quando Lope quiere, quiere, -Castigo sin venganza. Querer la propia desdicha. Querer mas y sufrir menos. Quien ama no baga fleros. Quien bien ama tarde olvida. Quien todo lo quiere todo lo pierde. Quien mas no puede. Quinta de Florencia. — Primer Médicis. Quinas de Portugal. (Creo es de Tirso.) Ramirez de Arellano. Ramilletes de Madrid. - Dos estrellas trocadas. Rayo del cielo: Rey Wamba. Rey de Frigia. Rey don Pedro en Madrid .- Infanzon de Illescas. (Creo es de Tirsoy Claramonte.) Rey don Ramiro. - Ultimo godo. Rey don Sebastian. - Principe de Marruccos. Rey fingido,-Amores de Sancho. Rey sin reino. Reina de Lésbos.

Reina doña Maria. Reina Juana de Napoles. - Marido bien aborcado. Reina loca. Remedio en la desdicha: - Abindarraez y Narvaez. Renegado fiugido.—Argel de amor. Resistencia hourada. - Condesa Matilde. Rico avariento. (Creo'es la de Mira de Mescua.) Rico y pobre trocados. - Flores de don Juan. Riqueza mal nacida. - Pobreza estimada. Roberto. Robo de Dina. Roma abrasada, - Crueldades de Neron. Rómulo y Remo. Roncesvalles. Rufian Castrucho. Ruiseñor de Sevilla. Rústico del cielo, - Santo hermano Francisco.

Saber por no saber. - San Julian de Alcala. Saber puede dañar. Salteador agradecido. San Adriano y Natalia. San Agustin —Divino africano. San Andrés carmelita. San Autonio de Padua.-Divino portugués. (Creo es de Montalvan.) San Basilio el Magno. — Gran columna fogosa. San Benito Palermo. — Santo negro Rosambuco. San Diego de Alcalá.
San Jerónimo — Cardenal de Belen.
San Ildefonso. — Capellan de la Virgen.
San Isidro de Madrid.
San Josafat. — Prodigio de la India.
San Julian. — Animal profeta. — Dichoso parricida. (No creo sea suya.) San Julian de Guenca.

no vencidos. San Martin. San Nicolas de Tolentino. - Santo de los milagros. San Pablo.—Vaso de eleccion. San Pedro Nolasco. San Roque. San Segundo de Avila. Santa Brigida. - Limpieza no manchada Santa Casilda, Santa Justa. — Casamiento con Cristo. Santa Liga. — Batalla naval. Santa Inquisicion (auto). (Creo es de Mira de Mescua.) Santa Polonia. Santa Teodora. - Prodigio de Etiopia. Santa Teresa de Jesus. Santa Ursula y once mil virgines. Santiago el verde. San Tirso de España. Santo de los milagros. - San Nicolas de Tolentino, Santo Negro Rosambuco. - San Benito de Palermo, Santo Tomás de Aquino. Sarracinos y Aliatares.
Sastre del campillo. (Creo es la de
Belmonte, cuyo MS. autógrafo está en la biblioteca de Osuna.) Secretario de si mismo. Secreto bien guardado. Selva confusa, Selvas y bosques de amor. Sembrar en buena tierra. Semtramis. Serrana de Búrgos. Serrana de la Vera, (Creo es la de Velez de Guevara.) Serrana del Tórmes. Servir à buenos. Servir à señor discreto. Servir con mala estrella Siega (aufo).—Pastoral de la Siega. Sierra de Espadan. Sierras de Guadalupe. Siete infantes de Lara — Bastardo Mudarra, Si no vieran las mujeres. Sin secreto no hay amor. Siquis y Eupido. Soberbia abatida.—Humildad y la so-·berbia. Soldado amante. Sol parado. — Ascendencia de los maestres de Santiago. Sortija del olvido. Sucesos de don Beltran de Aragon. — Mudanzas de la fortuna. Sueños hay que verdades son .- Trabajos de Jacob. Sueños de los reyes. — Carboneros. Sufrimiento del honor. Sufrimiento premiado. Tan bien hagas cuanto pagues. Tambien se engaña la vista. — Nadie fle

en lo que ve. Tellos de Meneses. — Valor, lealtad y ventura (dos paries). Templo de Salomon. Testigo contra si. Testimonio vengado. Tirano de Galicia. — Mejor alcalde el Rey. Tirano castigado. Toison del cielo (auto). Toledano vengado. Toma de Alora Toma de Longo por el marqués de Santa Cruz.

Prueba de los amigos. (MS. autógrafo,

Prueba de los ingenios.-Laberinto de

Profetisa Casandra. Prudencia en el castigo.

seftor Oldzaga.)

amor.

Tonto de la aldea: Torneos de Aragon. Torneos de Valencia. Torre de Hércules. Trabajos de Jacob. - Sueños hay que verdades son. Tragedia del rey don Sebastian.-Bautismo del principe de Marruecos. Tragedia de Aristea. — Aristea. Traicion bien acertada. Traiciones de Ricardo. - Inocente Laura Tres diamantes.
Triunfo de la limosna (auto).
Triunfo de la lealtad.
Triunfo de la Iglesia (auto).
Triunfos de la humildad y daños de la soberbia. Triunfos de Octaviano. Turco en Viena.

Ultimo godo.— Rey don Rodrigo. Urson y Valentin. — Hijos del rey de Francia.

El doctor Alfonso Ramon.

Españolentre todas las paciones. - Clérigo agradecido. Santo sin nacer y mártir sin morir.-San Ramon. Sitio de Mons por el duque de Alba. Tres mujeres en una.

Miguel Sanchez (el Divino).

Guarda cuidadosa.

El canonigo Francisco Tarrega (1)

Cerco de Pavia. Cerco de Rodas. Duquesa constante. Enemiga favorable: Esposo fingido. Fundacion de la orden de la Merced. Gallarda Irene. Perseguida Amaltea. Prado de Valencia. Principe constante. Sangre leal de los montañeses de Na-Varra Suertes trocadas y torneo venturoso.

#### Gaspar de Aguilar.

Amantes de Cartago. Fuerza del interés. Gitana melancólica. Gran patriarca don Juan de Ribera, Mercader amante. No son los recelos celos. Nuera humilde, ó la nueva humildad.

(1) De los autores valencianos existe, aunque rarisimo, algun ejemplar (véase unestra introducción al tomo anterior) en dos tomos ó partes, tituladas, la primera Docecomedias de cuatro poetas naturales de Valencia, 1608, y Barcelona, 1609, y la segunda. Norte de la poesia española, ilustrado del sol de doce comedias, que forman segunda parte de Laureados poetas valencianos.—Valencia, 1616.—Ambos tomos contienen nueve comedias de Tárrega, siete de Aguilar, dos de Guillem de Castro, cuatro de Ricardo del Turio, fina de Boli y otra de Beneito. (1) De los autores valencianos existe,

Valiente bandolero. - Maldito de su padre. Valiente Céspedes Valiente Juan de Heredia. Valor de Fernandico. - Pleito por la honra. Valor de las mujeres. Valor de Malta. Valor, fortuna y lealtad. - Tellos de Menéses (dos partes). Vaquero de Moraña. Vargas de Castilla. Varona castellana (catalana) Vaso de eleccion.—San Pablo. Vellocino de oro. Venganza de Gaiferos. Vengadora de las mujeres. Venganza venturosa. Ventura de la fea.

Ventura de la fea.

Ventura en la desgracia.

Ventura por el sueño. — Mérito en la Yerros por amor. templanza. Ventura sin buscarla. Veneno saludable.

Verdadero amante. - Amor constante. (Es la primera comedia que escribió Lope, à los once anos.) Ver y no creer. Viaje del hombre (auto). Victoria de la honra. Victoria del honor Vida y muerte del Cid.-Noble Martin Pelaez. Villana de Getafe. Villanesca. Villano en su rincon. . Villano prodigioso.-A un tiempo rey v vasallo. Virtud, pobreza y mujer. Viuda, casada y doncella. Viuda valenciana. Vizcaina. Wamba. Vuelta de Egipto (auto).

Zegries y Abencerrajes.

Suerte sin esperanza. Venganza honrosa.

#### Ricardo del Turia.

Belligera española. Burladora burlada. Fe pagada. Vida y muerte de san Vicente.

#### Don Guillem de Castro y Belvis (2).

Amor constante. Alla van leyes do quieren reyes. Caballero bobo. Conde de Irlos. Cuanto se estima el honor. Curioso impertinente. Degollacion de san Juan Bautista. Desengaño dichoso. Dido y Enéas. Don Quijote de la Mancha. Donde no está su dueño, está su duelo. Dudoso en la venganza. Enamorado mudo. Enemigos hermanos. Engañarse engañando. Fuerza de la costumbre. Fuerza de la sangre. Humildad soberbia. Ingratitud por amor. (Autógrafo, bi-blioteca de Osuna.) Justicia en la piedad. Manzana de la discordia y robo de Elena. (Con Mira de Mescua.) Maravillas de Babilonia. Mai casados de Valencia. Mejor esposo san José. Mocedades del Cid (1.ª y 2.ª parte). Nacimiento de Montesinos. Narciso en su opinion.

Progne y Filomena. Quien malas mañas ha. Quien no se aventura. Tragedia por los celos. (MS. autógrafo. biblioteca de Osuna.) Verdad averiguada y engañoso casamiento. Vicio en los extremos.

#### Don Carlos Boil.

Marido asegurado. Pastor de Menandra.

#### Miguel Beneito.

Hijo obediente:

#### Licenciado Juan Grajales.

Adversa fortuna del caballero del Espiritu Santo. Bastardo de Ceuta. Próspera fortuna del caballero del Espiritu Santo.

#### Damian Salustrio del Poyo.

Adversa fortuna de Ruy Lopez Dávalos. Premio de las letras por el rey don Felipe II. Privanza y caida de don Alvaro de Luna. Próspera fortuna de Ruy Lopez Dáva-

#### Licenciado Mejía de la Cerda

Doña Inés de Castro (tragedia).

#### Andrés de Claramonte.

Ataud para el vivo y tálamo para el muerto. (MS. autógrafo, biblioteca de Osuna.) Católica princesa Leopolda. De Alcalá à Madrid. Deste agna no beberé. De lo vivo á lo pintado.

Boie del Bosario (auto). Favores de la Virgen (auto). Gran rey de los desiertos, san Onofre. Hourado con sa sangre. Borno de Babilonia. Infelice Dorotea. hobediente, ó la ciudad sin Dios. hibate de Aragon. Jura de Baltasar. Layor Rey de los reyes. Pusoseme el sol, salióme la luna, santa Teodora Rey don Pedro en Madrid.—Infanzon. de Illescas. (Creo es de Tirso.) Rigor y la inocencia. Tau de san Anton. Valiente negro en Flandes.

## Gaspar de Avila.

Dicha por malos medios. Pamiliar sin demonio. Fullerias de amor. (MS., señor Duran.) Gobernador prudente. Gran Séneca de España, Felipe II. lris de las pendencias, Respeto en el auseucia. Sentencia sin firma. Servir sin lisonja. — Familiar sin demonio. Todo cabe en lo posible. Valeroso español y primero de su casa. Venga lo que viniere.

## Juan Quiros, jurado de Toledo.

Famosa Toledana, (MS. autógrafo, biblioteca de Osuna.)

#### Licenciado Justiniano (Lúcas).

Los ojos del cielo, santa Lucia. (MS. autografo, biblioteca de Osuna.)

#### Cristobal de Mesa.

Pompeyo (tragedia)

#### Licenciado Gaspar de Mesa.

El Bruto ateniense (auto de 1602). (En la biblioteca de Osuna

## Miguel Sanchez Vidal.

La isla barbara. (MS. autografo, biblioleca de Osuna.)

## Hurtado de Velarde.

Los siete infantes de Lara (tragedia).

#### Alonso Morales.

Conde loco.

#### Doctor Mira de Mescus;

Adúltera virtuosa, santa Maria Egip-Adversa fortuna de don Bernardo Ca-Brera.

De los méritos de amor el silencio es Amor, ingenio y mujer. — Tercera de el mejor. — Ingenio y mujer. — Tercera de Amartes de Teruel. si misma. (MS. autógrafo, biblioteca Amor y amistad. de Osuna.) Amparo de los hombres. Arpa de David. Animal profeta. (MS., biblioteca de Osuna.) Caballero sin nombre. Carboneros de Francia, y reina Sevilla. Casa del Taur. (MS., biblioteca de Osuna. Circe y Polifemo. (Con Montalvan y Calderon.) Clavo de Joel. (MS., señor Duran.)

Conde Alarcos Confusion de Hungria. Cuatro milagros de amor. Desgracias del rey don Alonso el Casto. Ermitaño galan y mesonera del cielo. Eselavo del demonio. Examinarse de rey. (MS. en la Biblio-

teca Nacional.)

Exemplo de la desdicha y capitan Belisario. (MS. autógrafo, biblioteca de

Osuna.)
Fénix de Salamanca.
Fe de Hungria (auto).
Galan, valiente y discreto. Galan secreto. Hijà de Cárlos V. Hombre de mayor fama. Hero y Leandro. Inquisicion (auto). Jura del principe de Astúrias (au-la). (MS., biblioteca de Osuna.) Lises de Francia. Lo que puede el oir misa

Lo que puede una sospecha. Lo que toca al valor, y principe de Orange.

Mayor soberbia humana de Nabucodonosor. Marqués de las Navas. Mas vale fingir que amar.

Mártires del Japon (auto). Martires de Madrid (auto). Monte de piedad (auto). Negro del mejor amo. - San Benito de

Palermo. No hay burlas con las mojeres.

No hay reinar como vivir No hay dicha ni desdicha hasta la muerte. Nuestra Señora de los Remedios(auto).

Obligar contra su sangre. Pastor lobo (auto).

Palacio confuso. Pedro Telonario (auto). Primer conde de Flandes. (MS., biblioteca de Osuna.)

Prodigios de la vara, y conquista de Israel.

Principe de la Paz y trasformaciones de Celia (auto). Rico avariento. — San Lázaro. Ronda y visita de la carcel (auto). Rueda de la Fortuna.

Sol à media noche y estrellas à mediodia.

Tercera de si misma. - Amor, ingenio v mujer. Vida y muerte de la monja de Portu-

#### Tirso de Molina (1).

Alvaro de Luna (1.ª y 2.ª parte). Amar por señas. Amar por razon de estado.

gal.

(1) De Tirso existen en colección cinco partes ó tomos, Madrid, 1627 à 1636, que comprenden sesenta comedias, y además tres en la obra titulada Cigarrales de Toledo.

Amor médico. Amar por arte mayor. Amor y celos hacen discretos.

Amazonas de las Indias. — Hazañas de los Pizarros (2.º parte). Antona Garcia. Aquiles Arbol del mejor fruto. Averigüelo Vargas. Burlador de Sevilla — Convidado de piedra. Balcones de Madrid. Caballero de Gracia. Castigo del pensé qué.—El que fuere bobo no camine. Cautela contra cautela. Celosa de si misma. Celoso prudente.

Celos con celos se curan. Cobarde mas valiente. Cómo han de ser los amigos. Condenado por desconfiado. Condesa bandolera—Ninfa del cielo. Conquista de Valencia por el Cid. Dama del Olivar. — Lorenza la de Estercuel.

Desde Toledo à Madrid. Del enemigo el consejo.

Don Gil de las calzas verdes.

Doña Beatriz de Silva. —Favorecerá todos y amará ninguno.

Eleccion por la virtud. — San Pio V.

En Madrid y en una casa. (Atribuída à

Rojas.) Esto si que es negociar. Escarmientos para el cuerdo. Fingida Arcadia. Firmeza en la hermosura. Honroso atrevimiento. Huerta de Juan Fernandez.

Joya de las montañas. — Señora Orosia. Lealtad contra la envidia. Tercera parte de Hazañas de los Pizarros. Lagos de san Vicente Mari-Hernandez la gallega.

Marta la piadosa. Mayor desengaño. Mejor espigadera. Melancólico. Mujer que manda en casa. Mujer por fuerza.

No hay peor sordo que el que no quiere oir. Palabras y plumas. Peña de Francia.

Pretendiente al revés. Pretendiente ai reves.
Privar contra su gusto.
Por el sótano y el torno.
Prudencia en la mujer.
Quien calla otorga. Segunda parte del
Castigo del pensé qué.
Quien habló pagó.
Quien no cae no se levanta.
Quien da luego da dos veces.
Oninas de Portugal.

Quinas de Portugal. Reina de los reyes. República al revés.

Rey don Pedro en Madrid o el Infanzon de Illescas. (Se cree de Tirso, aunque el MS. de la biblioteca de Osuna la atribuye à Claramonte.)

Romera de Santiago. Santa Juana (1.", 2." y 3." parte). (MS. autógrafo, en la biblioteca de Osuna.) Santo y sastre. Siempre ayuda la verdad.

Tanto es lo de mas como lo de menos. Todo es dar en una cosa. Primera parte de Hazañas de los Pizarros. Venganza de Tamar.

Ventura con el nombre. Ventura te dé Dios, hijo. Vergonzoso en palacio. Vida y muerte de Heròdes. Villana de la Sagra. Villana de Vallecas.

#### Luis Velez de Guevara.

Abadesa del cielo (auto). Aguila del agua y batalla naval de Lepanto. A la que obliga el ser rey.
Agravios perdonados (dos partes).
Amor en vizcaino y los celos en frances.
—Torneos de Navarra. Amotinados de Flàndes.
Asombro de Turquia , y valiente toledano Francisco de Ribera.
Atila , azote de Dios.—La silla de san Pedro. Amor bace prodigios. - Celos bacen estrellas. Baltasara. (Con Coello y Rojas.) Caballero del Sol. Catallan Serrallonga. (Con Rojas y Coello.) Celos son bien y ventura. Celos hacen estrellas. - Amor hace prodigios. Cerco del Peñon. Cerco de Roma por el rey Desiderio. Corte del demonio. Conquista de Oran. - Gran cardenal de España, Correr por amor fortuna. Cristianisima Lis. — Azote de la herejia. reaction del mundo. Creaction del mundo. Cumplir dos obligaciones.—Duquesa de Sajonia. Diablo esta en Cantillana. Diego Garcia de Paredes.—El valor no tiene edad. Espejo del mundo. Hermosura de Raquel (4.º y 2.º parte). Hijos de la Barbuda. Juliano Apóstata. Lo que piensas hago, Luna de la Sierra. Mas pesa el Rey que la sangre.-Honor de los Guzmanes. Mesa redonda (auto). Montañesa de Asturias. Niña de Gomez Arias. Nueva ira de Dios.—Tamorlan de Per-

Obligaciona las mujeres. (Es casi igual à la de Cumplir dos obligaciones.) Ollero de Ocaña.

Pleito del diablo con el cura de Ma-dridejos. (Con Rojas y Mira de Mes-

Privilegio de las mujeres. (Con Rojas

y Coello.)

Principe esclavo, o Escanderbek (4.º y 2.º parte).

Rey en su imaginacion. (MS. autógra-

fo, señor Duran.) Rey muerto.

Reinar despues de morir, Doña Inés de Castro. Restauracion de España. - El Alba y el

Rosa de Alejandría, santa Catalina. Serrana de la Vera. (MS: autógrafo, biblioteca de Osuna.)

Santa Susana. Si el caballo vos han muerto.

Tambien la afrenta es veneno, (Con Coello y Rojas.)

Tambien tiene el spl menguante, como la luna creciente. Tres edades del mundo. Tres portentos de Dios, y principe de la Iglesia. Verdugo de Málaga. Virtudes vencen señales. - Negro rey bandolero.

## Maestro José Valdivieso (1).

Amistad en el peligro. Angel de la Guarda. Arbol de la vida. Cautiva libre. Entre dia y noche. Escuela divina. Ferias del alma. Fénix de amor. Flor de lis dé Francia. Hijo pródigo. Hombre encantado. Hospital de locos. Loco cuerdo, san Simeon. Locos de Toledo. Locura. Nacimiento de la mejor.-Madre de la mejor. Nacimiento de Cristo. No le arriendo la ganancia. Peregrino del cielo. Serrana de la Vera. Siquis y Cupido. Villano en su rincon.

#### Luis Belmonte Bermudez.

Acierto en el engaño, y robador de su bonra. Afanador el de Utrera. Aun tiempo rey y vasallo. (Con otros.) Amor y honor. — Respeto, honor y valor. Casarse sin bablarse. Conde de Fuentes en Lisboa. Darles con la entretenida Desposado por fuerza. - Olyidar aman-Diablo predicador. - Mayor contrario amigo. amigo.
En riesgos luce el amor.
Fiar en Dios.
Fiestas de los mártires (auto).
Fuerza de la razon.
Gran Jorge Castrioto.
Hazañas de don Garcia de Mendoza. Hortelano de Tordesillas. Legado mártir—San Pedro Mejor testigo el muerto. (Con Calderon y otro.) Mejor tutor es Dios. (Con Calderon y otro.) Renegada de Valladolid. Robador de su honra. — Acierto en el engaño. Sancha la Bermeja. Sastre del Campillo. (MS. autógrafo, biblioteca de Osuna.) Satisfecho. (MS. autógrafo, biblioteca de Osuna. Siete estrellas de Francia-San Bruno. (MS. autógrafo, biblioteca de Osuna.) Trabajos de Ulises.

(1) Del maestro Valdivieso existe un tomo o parte, situlado Doce outos sacramentales y dos comedias divinas del maestro José de Valdivieso, Toledo, 1622.

Tres señores del mundo, y triunvirato

de Roma.

## Marco Antonio Orti.

Amistad contrà el amor. Deuda bien satisfecha. Virgen de los Desamparados de Valen-

#### Don Rodrigo de Herrera.

Batalla de Clavijo.—Voto de Santiago. Castigar por defender. Del cielo viene el buen rey. Fe no ha menester armas, y venida del inglés à Cádiz. Primer templo de España. Segundo obispo de Avila.

#### Doctor Felipe Godinez.

Acertar de tres la una. Adquirir para reinar.-Glorias de Isa-Aun de noche alumbra el sol. Basta,intentarlo. Cautelas son amistades. - Lo que merece un soldado. De buen moro buen cristiano. Divino Isaac (auto). Horca para su dueño. - Aman y Mardoqueo.-Reina Ester. dueo. — Roma Baso. Ha de ser lo que Dios quiera. Lágrimas de David. — Rey mas arrepentido. Ludovico el Piadoso. Milagrosa eleccion. O el fraile ha de ser ladron, ó el ladron o el traire na deser tauros, o el tauron ha de ser fraile. Paciencia en los trabajos.—Trabajos de Job y prueba de la paciencia. Premio de la limosna (auto). Primer condenado. Provecho para el hombre. San Mateo en Etiopia. Soberbio calabrés. Soldado del cielo, san Sebastian. Virgen de Guadalupe.

### Don Diego Jimenez Enciso.

Celos en el caballo. Encubierto. Engañar para reinar. Mayor hazaña de Cárlos V. Médicis de Florencia. Principe don Cárlos. Quien calla otorga. anta Margarita Valiente sevillano. - Pedro Lobon (1.º y 2.ª parte).

#### Blas de Mesa.

Cada uno con su igual.

#### Don Antonio Folch de Cardona.

Dido y Eneas. Marina la porquera. Mas es el servir que el reinar. Lo mejor es lo mejor. Mas heróico silencio. Obrar contra su intencion. No siempre mienten señales. Pragmática de ambr. Vencer el fuego es vencer.

Alonso de Vatres.

Venganzas hay si hay injurias.

Don Juan de Jáuregui (1).

El retraido.

Don Alonso Jeronimo de Salas Barbadillo (2).

Escuela de Celestina. - Hidalgo pre sumido. Galan tramposo y pobre. Gallardo Escarraman. La sábia Flora mai sabidilla. Prodigios de amor. Victoria de España y Francia.

#### Don Luis de Góngora y Argote (3).

Fábula venatoria. Firmezas de Isabela.

## Maestro Alfonso Alfaro.

Aristomenes Mesenio. Hombre de Portugal. Virgen de la Soledad. Virgen de la Salceda.

#### Don Alonso del Castillo Solorzano (4).

Agravio satisfecho. Fantasma de Valencia. Fuego dado del cielo (auto). Marqués del Cigarral, Mayorazgo Figura. Victoria de Norlingen y el infante de Alemania. Torre de Florisbella.

#### Don Antonio de Huerta.

Cinco blancas de Juan de Espera-eh-Dios. Competidores y amigos. No hay bien sin ajeno daño.

#### Don Agustin Collado.

Jerusalen restaurada, y gran sepulcro de Cristo.

Don Pedro Fernandez de Castro, conde de Lémus.

Casa confusa.

Don Juan de la Peña.

Arca de Peralvillo.

Hipólito Vergara (5).

Defensor de la Virgen, san Fernando.

- (1) Està en sus obras poèticas.
  (2) En sus novelas, cuentos y otros libros de recreacion.
  (3) En sus obras liricas.
  (4) En sus ilbros de novelas, cuentos y
- poestas.
   ibi En-el libro de la vida del santo rey don

## Don Bernardo Machado.

Cerco de Dío.-La pastora Alfreda.

#### Don Juan de Silva.

Locura cuerda. Lo que puede la aprension. Mocedades del duque de Osuna. Violencias del amor.

## Vicente Esquerdo,

Fuerte, animoso, sagaz y valiente Mar-tin Lopez Ayva. llustre fregona. Marte y Vénus en París. Mina de amor. Toledana en Madrid,

#### Jacinto Alonso Maluendas.

Magdalena San Luis Beltran. Santo Tomás de Villangeva. Sitio de Tortosa.

## Don Juan Ruiz de Alarcon (6).

Amistad castigada. Anticristo. Crueldad por el bonor. Cueva de Salamanca. La culpa busca la pena. Desdichado en fingir. Dueño de las estrellas Empeños de un engaño. Examen de maridos. - Antes que te cases mira lo que haces. Favores del mundo. - Ganar perdiendo. Ganar amigos .- Lo que mucho vale mucho cuesta. Industria y la suerte. Manganilla de Melilla (mágia). Mudarse por mejorarse. - Dejar dicha por mas dicha No hay mal que por bien no venga. Don Domingo de dou Blas. Paredes oyen. Pechos privilegiados. — Nunca mucho costó poco. Prueba de las promesas. Quién engaña mas a quién. Quien mal anda mal acaba. Semejante à si mismo. Tejedor de Segovia (dos partes). Todo es ventura. Verdad sospechosa.

#### Don Antonio Herrera.

Las doncellas de Madrid.

Don Jacinto Herrera. Duelo de honor y amistad.

## Don Diego Mogica.

Demonio en la mujer.-Rey angel de Sicilia. Ofensa y venganza en el retrato-

(6) De Alarcon hay en colección dos par-tes. Madrid, 1628, Barcelona, 1634, que comprenden veinte comedias.

#### Juan Delgado.

Como se engañan los celos. Prodigio de Polonia. - San Jacinto.

#### Don Gabriel Bocangel.

El emperador fingido. Nuevo olimpo.

#### Don Jeronimo Lafuente.

Engañar con la verdad. Mejor flor de constancia, santa Cata-Veneno en la guirnalda y triaca en la fuente.

## Don Diego Muget y Solis (7).

Cazador mas dichoso. Como ha de ser el valiente. Ermitaño seglar. Firme lealtad Generoso en España. lgualdad en los sugetos. Venganza de la duquesa de Amalfi. Triunfos de amor y fortuna.

#### Don Juan de Benavides.

Loca, cuerda, enamorada. — Acertar donde hay error. Apolo y Daine. Conquista de Almeria — Nuestra Se-ñora del Mar. Marte español.

## Licenciado Gabriel de Roa.

Arriesgarse por amor. Batalla del amor (auto). Esclavo del mas impropio dueño. Fénix de Tesalia. Premiar al liberal por rescatar su fortuna.

## Francisco Lopez de Zárate.

Hércules furente (tragedia). Galiota del conde de Niebla.

#### Don Sebastian Francisco de Medrano.

Nombre para la tierra y vida para el cielo. Venganzas de amor.

## Pedro Garcia Carnero.

Fuente de las virtudes.

#### Don Gabriel del Corral

La trompeta del juicio.

(7) La parte de comedias de Muget y Solis (ne impresa en Brusètas, 1626.

## Don Andrés Alarcon y Bojas.

La hechicera.

#### Don Alonso de Osuna.

El pronóstico de Cádiz. Fingir la propia verdad. Milagros del Serafin.

#### Don Antonio de Mendoza (1).

Cada loco con su tema.—El indiano montañés.
Celos sin saber de quién.
Celestina.
Don Juan de Espina en Milan.
Empeños del meutir.
Marido hace mujer y trato muda costumbre.
Mas merece quien mas ama.
No hay amor donde hay agravio.
Querer por solo querer.
Quien mas miente, medra mas.
Riesgos que tiene un coche.
Sucesos prodigiosos de don Pedro Guerrero.

#### Don Antonio Coello,

Adúltera castigada. Amigamas verdadera, y Virgen del Rosario (auto). Arcadia fingida. Arbol de mejor fruto. Baltasara. (Con Rojas y Guevara.) Catalan Serrallonga. (Con Rojas y Gue-Cârcel del mundo (auto). Dar la vida por su dama.—El conde de Sex. (Atribuida à Felipe IV.) Dicho y hecho. Dos Fernandos de Austria. Escuela de la fortuna. - Esclavo de la fortuna. Lo que pasa en una noche. — Empeño de seis horas. Lo que puede la porfia. Peor es urgallo. Por el esfuerzo la dicha. Privilegio de las mujeres. (Con Rojas y Velez.) Yerros de naturaleza y aciertos de la fortuna, (Con su hermano don Juan.) (MS., biblioteca de Osuna.)

## Don Juan Coello Arias,

Robo de las sabinas.

Luis Quinones de Benavente.

Lous y Entremeses.

Don Lope Liano.

Bernardo del Carpio en Francia.

#### Matias de los Reyes.

Agravio agradecido. Dar al tiempo lo que es suyo.

(1) Hay un tomo de obras líricas y cómicas de Menodza, que comprende seis comedias. De mentira sacar verdad. Enredos del diablo. Qué dirán, y donaires de Pedro Corchelo. (Atribuida à *Lope*.) Vida y grapto de Elias.

## Don Juan o don Francisco de Villegas. Buen caballero maestre de Calatrava.

Cómo pació san Francisco.

Cuerdos bacen escarmientos.
Culpa mas provechosa.
Despreciada querida.
Enéas de la Virgen y primer rey de
Navarra.
Lealtad contra la ley.
Lisonjear en palacio.
Lo que puede la crianza.
Lo que puede la crianza.
Lo que pueden los engaños.
Lucidoro aragonés.
Marido de su hermana y mentirosa
verdad.
Mas piadoso troyano.
Morica garrida y hermanos amautes.
Padre de su enemigo.
Portugués mas heroico.
Venganza y el amor.

#### Don Jerónimo de Villaizan.

A gran daño gran remedio.
Mas valiera callarlo que no decirlo.
Ofender con las finezas.
Sufrir mas por querer mas.
Venga lo que viniere.
Quinta de Sicilia. (Creo esde Martinez.)
San Agustin.
Transformaciones de amor.

#### Francisco Suarez.

Lucero de Verona, san Pedro Mártir.

#### Don Francisco la Gerda.

Universidad de amor.

#### Maestro Juan Cabezas (2).

Engañar para casarse.
Empeños que hace amor.
Galan y esclavo uno mismo.
Galan bobo.
Matar por celos su dama.
Morir a un tiempo y vivir.
No hay castigo contra amor.
Parto de las montañas.
Pretensor de su madre.
Principes de Tesalia.
Querer por hacer querer.
Reina mas desdichada.
Tambien hay amor sin celos.

#### Doctor Juan Perez de Montalyan (5).

Aborrecer lo que quiere.
A lo hecho no hay remedio, y principe de los montes.
Amantes de Teruel.

(2) La parte impresa en Zaragoza, 16... (5) De Montalvan hay dos partes, impresas, la primera en Alcala, 1658, y la segunda en Madrid, 1659, y reimpresas en Valencia en 1652. Comprenden ambas veinte y cuatro comedias.

Amor es naturaleza. Amor, privanza y castigo, y fortunas de Seyano. Amor, lealtad y amistad. Caballero del Febo (auto). Cardenal de Moron. Celoso estremeño. (Creo es la de Lope.) Centinela de honor Cómo se guarda el honor. Como amante y como honrada. Como padre y como rey. Cuerdos hay que parecen locos. Cumplir con su obligacion. De un castigo dos venganzas. Defensor de la fe y principe prodigioso: Desdicha venturosa. Deshonra honrosa. Desprecios en quien ama. Dichoso en Zaragoza. (No creo es suya.) Divino portugués san Antonio de Pa-dua (auto). Doncella de labor.—Marica la del puchero. Don Florisel de Niquea,—Para con todos hermanos. Dos jueces de Israel. Empeños que se ofrecen. Escanderbek (auto). Fin mas desgraciado. Ganancia por la mano. Gitana de Ménfis.—Santa Maria Egipciaca (auto). Gitanilla de Madrid. Gravedad en Villaverde. Hijo del Serafin, san Pedro Alcántara Hijos de la fortuna. - Tergenes y Clariquea. La Lindona de Galicia. Lo que son juicios del cielo. Lucha de amor y amistad. Mariscal de Biron. Mas constante mujer. Mas puede amor que la muerte. Monja Alférez. Morir y disimular. Mudanza en el amor. Mujer de Péribañez. Natividad del Señor (auto). Nazareno Sanson. No hay vida como la honra. Obrar bien, que Dios es Dios. Olimpa y Vireno. Palmerin de Oliva. — Encantadora Lucinda. Pedro Urdemalas. Polifemo (auto). Por el mal vecino el bien. Premio de la humildad. Principe peregrino y prodigio en Dinamarca. Puerta macarena (1.ª y 2.ª parte). Remedio, industria y valor. Reinar para morir. Rigor de la inocencia. San Juan Capistrano (auto). Santo Domingo el Soriano (auto) Segundo Séneca de España. - Principe don Cárlos. Sentencia contra sí. - Húngaro mas valiente. Señor don Juan de Austria. Ser prudente y ser sufrido. Templarios.

Toquera vizcaina.

rart.

Valiente mas dichoso .- Don Pedro Gi-

Valor perseguido y traicion vengada. Ventura en el engaño. Un gusto trae mil disgustos.

## OTROS AUTORES DE AQUEL PERÍODO CUYAS COMEDIAS SE IGNORAN.

EL CONDE DE LA CORUÑA.

DON DESTÉRAN DE PRADO.

DON DIEGO TOVAR.

EL CONDE DE SIRUELA.

DON DIEGO COLLAZOS.

DON GASPAR DEL ARCO.

LICENCIADO FELIPE BERNARDO DEL CASTILLO.

DON JORGE TOVAR.

DON FRANCISCO GUTIERREZ CADAGUA.

DON FERNARDO LUDEÑA.

DON FERNARDO LUDEÑA.

DON FRANCISCO DE QUEVEDO VILLEGAS.

LICENCIADO JERÓNIMO FERNANDEZ MONTERO.

MAESTRO JOSÉ CISMEROS.
DON PEDRO DE LA BARRERA.

PRÍNCIPE DE ESQUILACHE.

MARQUÉS DE JAVALQUINTO.

MANUEL LOPEZ.

DOÑA MARÍA DE ZAYAS.

DON JUAN DE LA PORTA CORTÉS.
DON JOSÉ PELLICER Y TOVAR.

DON PEDRO DE MENDOZA.

DON PEDRO VARGAS Y MACHUCA.

DON PEDRO MESÍA DE TOVAR.

DON ANTONIO IBABRA.

DON FERNANDO LARRUA.

DON FRANCISCO MIRACLES.

DON DIEGO DE VILLEGAS.

EL CONDE DE LA ROCA.

DON ALONSO REINOSO.

MARCELO DIAZ DE CALLE-CEBRADA.

GREGORIO LOPEZ MADERA.

DON ALONSO DE ROZAS.

DON ANDRÉS TAMATO.

DON DIEGO DE VERA ORDOÑEZ.

DON JUAN DE TAPIA.

Al final de la segunda parte de este Carálogo (que irá en el tomo siguiente) se colocarán las comedias publicadas anónimas, de uno ó mas ingenios, cuyos verdaderos nombres no haya podido averiguar.—En ellas no es posible aventurarse á seguir un órden cronológico, y por eso no se señalan aquí las que pudieron corresponder á este período, que comprende solo hasta 1635, prefiriendo hacerlo de todas y por el órden puramente alfabético al final del Catálogo.

•

## COMEDIA FAMOSA

DE

# LA RUEDA DE LA FORTUNA,

COMPUESTA

POR EL DOCTOR MIRA DE MÉSCUA,

LOA.

HALA DE ECHAR MUJER, Y EN HABITO DE LABRADORA.

Perdiôse en un monte un rey, Andando á caza una tarde Con la mejor de su gente, Duques, principes y grandes; El sol hasta mediodía Abrasó con rayos tales, Que el mundo á Facton, su hijo, Temió, otra vez arrogante; Pero revolviendo el tiempo Y levantándose el aire, Se enbrió el cielo de nieblas Y amenazó tempestades. Huyó á la choza el pastor , A la venta el caminante , Y amainaron los pilotos Todo el lienzo de las naves; Dijole al Rey un montero Que al pié de aquellos pinares Estaba una casería, En tal ocasion bastante; Bajaron por unas peñas Entre mirtos y arrayanes, Guiándoles el rumor Que remolinaba el aire; Vieron que en un manso arroyo Se bañaban los umbrales De un mal labrado cortijo, Con unos olmos delante;
Apeose el Rey, y entrando,
Primero que se sentase,
Quiso ver el dueño y huéspeda,
Y como en su casa, honrarle.
Supo el labrador apenas
One las personas reales Que las personas reales Ocupaban su aposento,

Cuando en hielo se deshace. Entró su pobre familia A decirle que no aguarde, Pues le quiere ver el Rey. A que el mismo Rey le hable; Tiembla el labrador de nuevo, Mira el sayo miserable , Las abarcas y las pieles , Y de vergüenza no sale ; El pobre cortijo mira, Como viguela sin trastes, Hecho de pajas el techo Sobre unos viejos pilares; Llamó à su mujer, y dice: « Mujer, à huéspedes tales, Si no es el alma, no tengo Casa ni mesa que darles; Salid y decilde al Rey Que no es mucho me acobarde Ver su persona real En mis pajizos portales; Que coma en la voluntad, Que es mesa que á Dios aplace, Y duerma en el buen deseo, Que no tengo mas que darle; Que vos, como sois mujer, Pues no hay cosa que no alcancen, Hallaréis gracia en sus ojos, Y al fin podréis disculparme.» Dicen que entró la mujer Muy temerosa á hablarle, Por la obligacion que tienen De cuanto el marido mande; Y el Rey, muy agradecido A su vergüenza notable,

Cenó y durmio mas contento Que entre holandas y cambrayes. Yo pienso, senado ilustre, Que es esto muy semejante De lo que hoy pasa á Riquelme Con este humilde hospedaje. En cada cual miro un rey, Un César, un Alejandre; Su pobre familia mira, Que es la que à serviros trae. Si no salió el labrador Teniendo à su rey delante, Quien ve tantos ¿ qué ha de hacer, Sino lo que veis que hace? Mandôme, como mujer, Que saliese á disculpalle; Fué la obediencia forzosa Aunque rústico el lenguaje. No os ofrece grandes salas, Llenas de pinturas graves De celebradas comedias Por autores arrogantes; No os ofrece ricas mesas, Llenas de gusto y donaire, Sino voluntad humilde, Que es la que con reyes vale; Perdonad al labrador, Pues hoy en su casa entrastes, Porque me agradezca à mi District of the control of the contr Bésoos los piés, Dios os guarde.

## BAILE CURIOSO Y GRAVE.

Cuando desde Aragon vino la Infanta A casar con don Juan, rey de Castilla, Las flestas que se hicieron en Sevilla No las olvida el tiempo, y hoy las canta.

Despues que los castellanos Hicieron muestra gallarda Con máscaras y sortijas, Toros y juegos de cañas, Mantener quiso un torneo, En servicio de su dama, Un gallardo aragonés, De los Pardos de la casta; Airoso terció la pica, Purioso juega la lanza, Dando con destreza y brio Los cinco golpes de espada. Con la gloria de aquel dia Ganó de su gloria el alma, La cual, venida la noche, Le admite dentro en su casa; Con amorosas razones Consiguen sus esperanzas, Y ella, abrazandole, dice, Al despedirlos el alba: «Mirad por mi fama, Caballero aragonés. -Por tus amores, Señora, Cuanto me mandes haré. »Mas ¿cómo la ha de guardar Quien á si guardar no pudo?

-Con solo saher callar Que la guardeis no lo dudo. Seré como piedra mudo, Y eterna fe guardaré; Por tus amores, Señora Cuanto me mandes haré.

En un corrillo otro dia, Sin nombrar partes, se alaba, Y un adivino celoso Dió cuenta dello á su dama; Sus blancas manos torcia, Sus delgadas tocas rasga, Y llamado á su presencia, Con este desden le trata: «Alabásteisos, caballero, Gentil hombre aragonés; No os alabaréis otra vez

»Alabásteisos en Sevilla Que teniades linda amiga, Gentil hombre aragonés; No os alabaréis otra vez.»

Sin admitirle disculpa, Que se ausente della manda, Y el jura de no-volver Hasta volver en su gracia. El tiempo gastó la ira; Mas, como el amor no gasta, La dama llora su ausente, El retrato que miraba, Y la dama le demanda: « Y mi bien, ¿cuándo vendréis? » Y finge que le responde: «Lindo amor, no me aguardeis; »Que si de mi partida

Fué causa un disfavor. Si no cesa el rigor, Yo no volveré en mi vida; Yo quedo arrepentida, Y mi bien, ; cuándo vendréis?» Y finge que le responde: «Lindo amor, no me aguardeis.» En hábito de romero

Un pajecillo despacha

Para que dé en Zaragoza Al caballero una carta. Cuando llegó el pajecillo, Al salir de la posada Encontróle el caballero, Desta manera le habla: « Romerico, tú, que vienes Donde mi señora está

Di, ¿ qué nuevas hay allá?

-Estáse la gentil dama
A sombras de una alameda Dando suspiros al aire, Dando suspiros ai aire,
Y á su fortuna mil quejas;
Dióme que os diese esta carta
De su mano y de su letra,
Que al escribirla, sus ojos
Llenan el papel de perlas;
Y dijome de palabra
Que à Sevilla deis la vuelta,
Adonde seréis su esposo En haz y en paz de la Iglesia.» Con el amor y el deseo,

Como con ligeras alas Vuelve el galan à Sevilla. Y así le dice à su dama: «A ser vuestro vengo, Querida esposa. -Dulce esposo mio, Veni en buen hora.

»-Tras fieros desdenes, Que la vida acortan Ý al **am**or pudieran Negar la victoria, A ser vuestro vengo Querida esposa. -Dulce esposo mio, Veni en buen hora.

## LA RUEDA DE LA FORTUNA

## PERSONAS.

EL EMPERADOR MAURI-LA EMPERATRIZ AURE-LIANA , su mujer. FILIPO, capitan general.

LEONGIO, capitan general. LA INFANTA TEODO-LINDA. EL PRINCIPE TEODOSIO. MITILENE, dama.

CÓSROES, caballero. HERACLIANO, HERÁCLIO. villanos. UN LIMOSNERO. FÓCAS, villano robusto.

DOS CAPITANES. Músicos. ERIADOS. GENTE DE LA MULICIA DE ACOMPANAMIENTO.

## ACTO PRIMERO.,

Sulen en orden los que pudieren, con algunos despojos y banderas, y á la postre FILIPO.

FILIPO.

Invicto César famoso, Cuya mano poderosa Temen la bianca Alemania Temen la blanca Alemania
Y la abrasada Etiopia;
Tù, que en los hombros sustentas
El Africa, Asia, Europa,
Yolando tu nombre eterno
En las aguilas de Roma;
Tù, que ceñida la frente
Con esa inmortal corona,
Al polo del otro mundo
Omisses llegas con tus obras. Quieres llegar con tus obras; la que del Artico helado Hasta la tórrida zona Pagan tributo à tu imperio, Sal à ver nuestras victorias Triunfando, Señor, venimos A la gran Constantinopla, De los fieros esclavonios Que de Misia huyendo tornan. Restaurado queda el reino; Tus empresas prodigiosas. Que son espanto del mundo, Piden guirnaldas de gloria. Sube à los muros soberbios, Une de estrellas se coronan, Porque sus altas almenas La triforme luna tocan. Veras tu ejército ufano, Veras tu ejército ufano,
Con la gente vitoriosa,
Que con hárbaros despojos
Los gallardos brazos honran;
Veras la region del aire,
Que la entapizan y adornan
Las enemigas banderas,
Que tus soldados tremolan.
Veras que eu cadenas de oro
Cuatro mil cautivos lloran
La pérdida desdichada
De su libertad preciosa.
Treinta mil hombres me diste,
Treinta y tres mil traigo agora Treinta y tres mil traigo agora; Que à precio de mil cristianos Que a precio de mil cristianos solo he comprado esta pompa. Veinte mil dejo sin almas, V otros con vida tan poca, Que está esperando la muerte A solo que abran las bocas. Va la fama bachillera Toco en el aire la trompa; Va publicando en el mundo Esta jornada famosa.

Temblando están de tu imperio Los Alpes, Nervia, Borgoña, Galia, Germania, Bretaña, La Tropobania y Moscovia, La fiera invencible Scitia, La Tartalia belicosa, La inculta y áspera Armenia , La celebrada Polonia ; Ya de todas las naciones Mas barbaras y remotas Tributo te ofrecen unas, Y treguas te piden otras. Los indios vienen con oro, Los sámios vienen con rosas, Los tirios con carmesi, Los alarbes con aromas, Los citas con algodones, Los egipcios con aljófar, Los corintos con sus vasos, Los fenicios con sus conchas. Cada nacion en tributo Te da las riquezas propias, Porque las crezca el valor En tu mano poderosa. Todos repiten tu nombre, Todos tu fama pregonan, Con mas lenguas que tenía La confusa Babilonia. Sirvete de ver la entrada De tu gente victoriosa; Porque los ojos del Rey Con mirar solo dan honra. Remunera con palabras Sus hazañas vitoriosas Que aun en boca de los reyes Son necesarias lisonjas.
Mostrándote agradecido,
Podrá una palabra sola
Mas que el tesoro guardado
En tus doradas alcobas.
Descubre en público el rostro,
One à las gentes aficiona. Que à las gentes aficiona ; Porque será ver lu cara El triunfo de mi victoria. No me premian majestades, Ni plata me galardona; Solo quiero la presencia Que tantos reyes adoran. Solamente con tocar La púrpura de tu bola Dejaré de todo punto A mi fortuna invidiosa. Mi inclinacion es servirte, Premios no me correspondan, Porque la virtud se mueve Con el premio de si sola. Deja besarte los piés, Y tus sumilleres corran Esa cortina, que cubre Tu majestad grandiosa,

Corren una cortina, y está en un tri-bunal, en la grada alta, EL EMPE-RADOR MAURICIO, y en otra baja EL PRÍNCIPE TEODOSIO, su hijo, y LA INFANTA TEODOLINDA, su hija, y dos criados en pie, bajo las gradas,

#### EMPERADOR.

Hoy, capitan vencedor, Corona en tus sienes vea El sol de su resplandor; Ta misma victoria sea El premio de tu valor. Hacerte inmortal procuro, Y harán tu nombre seguro Desde el Bétis al Idáspes Columnas de varios jaspes Y estatuas de bronce duro. Todas tus empresas ricas Pondré en aceradas planchas, Pues que mi fama publicas, Mi temido imperio ensanchas, Mis tesoros multiplicas. Si à los bárbaros enojas Y tu espada en sangre mojas. Un laurel he de ponerte Que ni el tiempo ni la muerte Puedan marchitar sus hojas.

FILIPO.

Solo, Señor, me aficiona

(Llega à besar el pie al Emperador.) Besar tus piés ; que ellos solos

Enriquecen mi persona.

EMPERADOR.

Cuanto abarcan los dos polos Te diera, con mi corona.

Capitan gallardo y bravo. (Ap. Bien verà, cuando le alabo, Que en amarle me anticipo.)

PRÍNCIPE. Es muy gallardo Filipo.

INFANTA.

Es gran varon.

FILIPO. Soy tu esclavo.

INFANTA.

Por tan dichosa venida En albricias vuelvo à darte De mi alma y de mi vida Aquella pequeña parte Que me quedó á la partida. Tocan cajas destempladas y trompa ronca, y arrastrando un estandarte, salen en órden LEONCIO, detrás, de luto, armado, y lleva en la cabeza. una corona de ciprés y un baston quebrado, y MITILENE, de cautiva.

Ronca la trompa bastarda, Destemplado el atambor, Vestido el cuerpo de luto, Y de ánimo el corazon; Arrastrando el estandarte, Que ufano en alto se vió, Con solo aquesta cautiva, Aunque de extraño valor, El pecho lleno de heridas Porque nunca atrás volvió, Coronado de ciprés, Hecho piezas el baston; Si son ceremonias tristes, J'Oh famoso Emperador! Usadas del que es vencido; Ya verás cual vengo yo. Nunca tu ejército viera El levantado pendon De los persas vitoriosos Tan á costa de mi honor; Nunca yo volviera vivo, Pluguiera al eterno Dios Que entre mi sangre vertida Diera el alma á su Criador; Pero quiso mi desdicha Librarme en esta ocasion De la pena de la muerte, Para dármela mayor. Nunca logró sus deseos Quien desdichado nació; Que aun la muerte le aborrece, Si el vivir le da dolor. Una sintiera muriendo, Y viviendo siento dos: La pérdida de tu gente Y de mi noble opinion. Mi vida solo llorara; Mas ay, que llorando estoy Un ejercito de vida, Oue el fiero persa quitó.
Llegué un desdichado dia,
Cuando está el dorado sol,
Entre los cuernos del Toro,
Cobrando fuerza y calor.
Mil prodigios, mil agüeros
Nos causaron confusion:
En un funesto ciprés
La corneja nos cantó: La corneja nos cantó; Tembió la preñada tierra, De lástima ó de temor; Los montes se estremecieron, Sonó en el aire una voz, Mostróse el sol encendido De un encamado arrebol, Sudaron las naves sangre, Y llovieron el sudor. Antes de dar la batalla Cuyo fin cantando voy, Infinitos buitres vimos Cortar el aire veloz; Acobardóse la gente, Porque la imaginacion Puede mas que la verdad, Guando tiene aprehension; Animéla dando voces, Pero no me aprovechó; Que no hay fuerza en las razones, Que dé al cobarde valor ; Y aunque puede al desmayado Animar la exbortacion , Y el ejemplo puede tanto, Que à veces es vencedor; Si el temor es general,

Timida la inclinacion, La fortuna adversa cierta Y el enemigo mayor, No animaran las palabras; Que en guerras jamás suplió Paltas de fuertes Aquíles Un Ulises orador. Acometimos primero, Porque esta aceleración Es parte de la victoria, Sí hay igual competidor. El nuestro fué desigual, En número nos venció; Cien mil personas juntaron De su bárbara nacion. A los principios fué nuestra La victoria ; mas, Señor, La fortuna tiene siempre Mudable la condicion; Vueltas de ruedas veloces, Humo negro, tierna flor, Blanca sombra, débil caña Cosas inconstantes son.
No hay cosa firme y estable;
Lo que cuerpo vivo es hoy
Mañana es cadáver frio;
Todo va en declinacion.
La melancólica noche,
Triste para mi, cubrió
Los horizontes del mundo
Con su negro pabellon;
No descubrió el sol hermoso
Su lucido aparador
De estrellas, porque entre nubes
La alegre luz se escondió.
Cosro, el primer jefe persa Cosas inconstantes son. Cosro, el primer jefe persa Que desde el fuerte español Hasta el antipoda oculto Eterna fama ganó, Sobrevino de repente, Y vimos mas confusion En el ejército nuestro Que en la torre de Nembrot. Derramada y fugitiva, Nuestra gente el alma dió, De pena y de rabia, al punto Que pronunció esta razon; Digo al fin que, desmayada Nuestra gente, del rumor Que hicieron, nuevo son, En tropel desordenado, En tropel desordenado, Nuestro ejército huyó, Cogiendo los enemigos De copete la ocasion. ¡ Ay pérdida desdichada! Ay cielo santo! Ay rigor De la mudable fortuna Y de la parca feroz! Infinitas muertes dieron Sin engaño ni traicion; Oue yo alabo al enemigo. Que yo alabo al enemigo, Porque invidio su valor. Entre los persas andaba Como un antiguo Sanson, Y como soy desdichado, Nadie à matarme acertó. Hasta la tienda real Pude entrar; que el escuadron De guarda, con la vitoria Seguro, se descuidó. En ella estaba esta dama Que á la lumbre de un farol Se ligaba dos heridas Que en pecho y brazo sacó. Llegué à asirla, defendióse, Y aunque mas se defendió, Anquises fué de estos hombros, Medea de este Jason; Por causar algun enojo Al principe vencedor La he cautivado, y traido Con no pequeña aficion;

Vencido vengo del persa, Pero de mi mismo no, Pues no he llegado à su mano, Aunque la tenga aficion. Esta es la trágica historia; No tengo la culpa yo. Sucesos son de la guerra; Mátame ó dame perdon.

EMPERADOR. ¿Cómo es posible que he oido Razones de hombre que viene Infamemente vencido? Infamemente vencido?
¡Qué poca vergüenza tiene
El que cobarde ha nacido!
¡Vivo delante de mi
Has atrevido à ponerte?
Cobarde, bárbaro, di,
¡Para todos hubo muerte,
Y la faltó para ti?
Cómo la muerte inconstante,
En mi ejército arrogante; Habiéndote de encontrar A ti en el primer lugar, Te dejó, y pasó adelante? Sentimiento natural, Cuando de otro está vencido, Tiene cualquier animal; Mas tú, que no lo has tenido , No eres hombre natural. Justo de hoy mas ha de ser Qué à tu honrado proceder Parca de la patria nombres, Pues que truecas cien mil hombres Por una flaca mujer. La deshonra y vituperio Tu corazon idolatra; Tu corazon idolatra;
Basta que en nuestro hemisferio
Ha nacido otra Cleopatra
Para asolar el imperio.
No es razon que asi esté armado
Un capitan que ha huido,
Ni ese pecho afeminado De acero esté guarnecido, Pues de miedo está aforrado. Del lado le sea quitada La espada, siempre envainada, Que hombre por mujeres trueca; Hile ya con una rueca, Pues no riñe con espada. (Vanle desarmando, como va diciendo.) Atarle tambien conviene Las manos, porque sagaz Huyendo del persa viene; No tenga mano en la paz, Si en la guerra no la tiene. Y ya que en él está mal Ser capitan general, Tu, Filipo, lo has de ser.

INFANTA. Muy bien sabrá defender Tu corona imperial.

PRÍNCIPE.

El soldado vitorioso Qué á su rey hace famoso , Es razon que premio aguarde; Que el castigo del cobarde Le hace mas animoso.

FILIPO.

Poderoso Emperador, Casos de fortuna han sido; Y así, no ha de estar, Señor, Desconfiado el vencido Ni seguro el vencedor. No hay en el mundo igualdad, Ni estado en seguridad Espera quien desconfia; Que à la noche sigue el dia, Bonanza à la tempestad. Los estados son violentos; Y ansí, con estas memorias

## LA RUEDA DE LA FORTUNA.

manos pensamientos n grandes vitorias e grandes vencimientos. enta no le dés; egun el mundo es tante, adverso y vario, venció su contrario ue él venza despues.

LEONGIO. ésar, en quien confio que mi afrenta mandes, era el caso mio ejércitos grandes jes y de Dario. cesos semejantes memoria no borres; soberbios gigautes aquinas y con torres res torreados teles levantados, erdiéndose de vista, ràmides conquista yes del sol dorados. dras podrás hallar, cubriendo el ancho suelo, dieran comparar estrellas del cielo estrellas del cielo s arenas del mar; ndo en pompa dichosa, rriba y pone en tierra, ortuna, invidiosa, suceso de la guerra, ra, triste y dudosa.

EMPERADOR. fortuna atribuyas ie son flaquezas tuyas.

LEONCIO. ué, Señor, tanta infamia? EMPERADOR.

e mueras y no huyas. nie las manos atras, y pónenle

una rueca.) las cajas delante, ansi en la plaza un dia ue el vulgo inconstante rre su cobardia

stigo semejante. LEONCIO.

cuyo amparo sigo, stigos y jueces afrenta que ha tenido e venció tantas veces na vez que es vencido. enzan á mirar con cuidado á Mi-ne el emperador Mauricio, Teo-io, príncipe, y Filipo.) es que venganza os pida, s, un alma ofendida; os tengo de ser; s de hilar y torcer tambre de mi vida. Dios que revelada la tierra en que reinas, filos de tu espada anca nieve que peinas ngre dejen bañada. e acaben tus sucesos, rando tus excesos , ue el mundo forme aprisa umulos de Artemisa sepultar tus buesos. amosa Mitilene! estima como yo e en tan poco le tiene mbre que te venció. e los que pudieren, en órden y el estandarte arrastrando; lle-à Leoncio, tocando cajas.) . MITILENE.

Volver por ti me conviene. No es ley ni bien que deshonres Lo que honrado debe ser; Vencedor es, no te asombres, Porque hay en Persia mujer De mas valor que mil hombres; Y yo, que à este agravio salgo, Mas que mil persianos valgo, Pues si trae mil veces mil Por un ejército vil, Mira tú si ganas algo. Y el principe que ha vencido Tu ejército acobardado, Tu ejercito acobardado,
Tanto el vencer ha sentido,
Que diera lo que ha ganado
Por solo lo que ha perdido,
Y aun te diera su corona,
Porque estima mi persona;
Que tan bien el arco flecho,
Aunque no he cortado el pecho,
Como bárbara amazona,
Tu canitan es valiente. Tu capitan es valiente. Atrevido con valor, Y reportado prudente; Que esta es la virtud mayor Para quien gobierna gente. Si vencedor no escapó, La fortuna lo ordenó, Dudosa, adversa y esquiva.

EMPERADOR.

Agora digo, cautiva, Que mi capitan venció.

El que vitoria ha tenido Salga á probar mi valor; Y así verás cómo ha sido Mas fuerte que el vegcedor El mismo que me ha vencido.

EMPERADOR.

(Ap. Su hermosura es celestial. Mi apetito natural, Y en cosas de inclinacion Tiene fuerza la ocasion.) Sálte afuera, general.

PRÍNCIPE. (Ap. 0 le ha cobrado aficion, 0 con celosos enojos Quiere doblar mi pasion. Dándole está por los ojos A beber el corazon.)
Filipo, el Emperador Manda que salgas.

FILIPO. (Ap.)

Amor, ¡Qué veneno me estás dando! PRINCIPE.

No has oido lo que mando? FILIPO.

¿ Qué me mandas ?

INFANTA. (Ap.)

¡Ah traidor! ¡Divertido en mi presencia , Contemplando otra mujer?

FILIPO. (Ap.)

Ay amor, con qué violencia Muestras en mi tu poder! PRÍNCIPE.

Filipo, gtanta licencia?

FILIPO. A servirte estoy dispuesto.

EMPERADOR.

(Vase.)

Tú, Teodosio, sal tambien, Y todos lugar me dén.— Ah Principe, salte fuera. Ya estáis vos de esa manera? Parecido os habrá bien,

PRÍNCIPE. Señora, ¿ me llamas ? EMPERADOR.

Yo soy quien llamo.

PRÍNCIPE. ¿Qué quieres?

EMPERADOR.

Que ansi no mires las damas. PRINCIPE.

Agrádanme las mujeres, Y esta mas.

EMPERADOR. Repórtate y salte afuera

A enfrenar esos intentos. PRÍNCIPE.

¡Ay persiana! ¡ quién tuviera Mas almas que pensamientos , Y en tu altar las ofreciera! (Vase.)

Ya, cautiva, en quien confio, Es tan grande tu poder , Que aunque el tiempo es como rio, Que aunque el tiempo es como rio,
Que atràs no puede volver,
Hoy has vuelto atràs el mio.
Con tus partes mas que humanas
Las fuerzas del alma ganas,
Tus ojos me dan pasion,
Porque hacen refraccion
En la nieve de mis canas.
Con amorosa inquietud
Siento un honrado temor
De fénix en mi virtud,
Que, abrasándome en tu amor,
Ha vuelto à la juventud.

MITILENE.

Esa nueva alteracion, Que tu vieja edad pretende, Merece mi correccion, Pues si mi rostro la enciende,

La templa mi condicion. Persiana soy. EMPERADOR. .

Yo el monarca Que el orbe esférico abarca, Y en el ancho mar es mio Y en el ancho mar es mio Desde el mas veloz navio Hasta la mas débil barca. El mundo de polo à polo Tendràs, si no eres ingrata; Oro te darà el Pactolo, Los franceses montes plata, Arabia su fénix solo. Mal fin en mis reinos baya Si en las faldas de tu saya No me parece que miro. En conchas del mar de Tiro, Los olores de Pancaya, El alarbe que hoy sujeto, Ciñendo corvado alfanje, Dará el bálsamo perfeto, Sus blancas perlas el Gange, Sus panales el Himeto, El elefante marfil, La ballena ámbar sutil, Sciptia verdes esmeraldas, Y para hacerte guirnaldas, Todo el año se hará abril.

MITILENE. Si tu sacra majestad. Porque su cautiva vivo Muestra en mi su potestad, El cuerpo tengo cautivo, Pero no la voluntad. Nunca lascivos amores Me enseñaron mis mayores; EL DOCTOR MIRA DE MÉSCUA.

De una pica me enamoro, No de perlas, plata y oro, Guirnaldas, bálsamo y flores. EMPERADOR.

¿ Quién eres?

MITILENE. .

Una persiana Que en los ejércitos vengo. INFANTA.

Pues ¿quién te ha hecho inhumana? MITTLENE.

Mi noble sangre; que tengo Odio á la nacion romana.

¿ Qué romano fué atrevido A ofender tanta belleza?

Sale EL PRÍNCIPE TEODOSIO.

MITILENE.

De ningun hombre lo he sido; Mi misma naturaleza, La inclinacion me ha traido Su memoria y su valor.

PRINCIPE.

De la memoria no aparto. (Ap. Perdone el Emperador; Que está mi pecho de parto , Y ha de nacer este amor.) El ejército desea Ver tu rostro.

EMPERADOR. Cuando sea

Tiempo saldré

PRINCIPE. Mi pasion

No pide esa dilacion, EMPERADOR.

Lugar daré à que me vea; Véte, César.

PRÍNCIPE. (Ap.) Es violento El irme en esta ocasion Porque la gloria que siento , Rémora es del corazon, Que para su movimiento. Ay mi persiana gallarda! Como el alma tiempo aguarda Para hablarte, desespera, Porque aun el alma que espera (Vase.)

Sale FILIPO, por otra puerta.

FILIPO.

Aunque la maten mis celos, Vuelvo ya determinado A ver los rayos ; oh cielos! Del sol que Persia ha criado Entre sus montes y hielos.

Ofende cuando so tarda.

INFANTA.

Otra vez la torna à ver. Qué hago , que no persigo Su vida? Pues la mujer Es el mayor enemigo Cuando da en aborrecer.

(Pónese delante de Mitilene el principe Teodosio, y Filipo habla con el Em-perador, mirando á Mitilene.

No la tiene de mirar; Luna soy, que he de eclipsar Este sol para sus ojos.

FILIPO. Dónde pondré los despojos Desta guerra?

Ne hay lugar Para tratarlo despues?

FILIPO. Los gallardetes no cuelgo Hasta que bese tus piés. (Ap. ; Ay cautiva!)

INFANTA.

Yo me huelgo, Ingrato, que no la ves.

Como entre nubes parecen Unos pedazos de cielos, Que en mis ojos resplandecen.\*

INFANTA.

Muriendo estoy destos celos; No la has de ver.

FILIPO.

Me escurecen Tus brazos, mi sol divino. (Hace ademanes de cubrilla la Infanta, y él porfia por vella.)

MAURICIO. Mientras que lo determino, Rige la gente.

INFANTA.

Traidor, Mal disimulas tu amor.

Ay, qué rostro peregrino Sobre mis hombros estriba! (Vase.)

MAURICIO.

El poder de tierra y mar Todo es tuyo; baces reciba Tu alma, que à cautivar. Veniste, no a ser cautiva. Dará el mar, si me regalas, El nácar de sus espumas, Y et fénix rosadas alas Para que sirvan tus plumas De penachos en sus galas. Teodolinda, favorece Mi causa, pues entristece.— Quite el jardin tus enojos, Y en él harán estos ojos Lo que el sol cuando amanece.

Servirte y obedecerte Mi pecho humilde desea.

Sale EL PRÍNCIPE TEODOSIO, con una daga en la mano.

Si impidiere mi mal fuerte, Aunque mas mi padre sea. Le tengo de dar la muerte; Aunque no lo debe ser, Ni me parió su mujer; Que, segun los aborrezco, Hijo de tigre parezco, O fui trocado al nacer.

Que soy muy dichosa digo. (Vanse las dos de la mano.)

PRÍNCIPE.

Adentro van; yo las sigo. (Vase.)

MAURICIO.

Esta es la gloria primera Que dió al hombre su enemigo. ¿ Otra vez Teodosio aquí? No son presunciones buenas, Y pues siempre que lo vi Se me han helado las venas, Ninguna sangre le di. No es mi hijo , y si lo es , Me aborrece; muera pues , No contradiga mi gusto;

Que quien quiere mi disgusto, Querrá mi muerte despues.

Sale HERACLIANO, con un gaban y báculo, y HERÁCLIO, de villano.

HERACLIANO.

Heráclio, ¿ qué te parece La corte y esta arrogancia?

HERÁCLIO. Que no es hombre de importancia Quien la corte no merece.

HERACLIANO.

Muchos hay que, retirados, Buscaron la soledad.

Cansóles la voluntad El peso de los cuidados. Esta pompa y edificio, Las damas, la bizarria, El trato, la policia, El órden de los oficios, Mueven mas mi corazon Que el ganado, caza y sierra.

HERACLIANO.

¿Te agradan cosas de guerra?

Es mi propia inclinacion; Yo confieso que en el yermo, Aunque mas el perro ladra, Mejor que en la dicha cuadra Entre mis ovejas duermo. Como las gobierno y domo Cuando mis silbos las llaman, Sus tiernas ubres derraman La blanca leche que como.
Danme la fuente y el rio,
Entre plata y cristal tierno,
Leche por agua el invierno,
Nieve pura en el estio;
Los campos, con su quietud,
Mis espiritus levantan,
Las dulces aves me cantan;
Tado es greto y appa calud Las dulces aves me cantan;
Todo es gusto y aun salud.
Mas la trompa, el atambor,
La gente, la urbanidad,
La corte, la majestad
De un rey, de un emperador,
Mas me inclina y mas me alegra.

HERACLIANO.

Todo me cansó una vez, Cuando nevó la vejez Copos en la barba negra. La Emperatriz ha salido, Despachando al limosnero. Es un angel.

HERÁCLIO. Verla quiero.

Sale LA EMPERATRIZ AURELIANA. sin galas, dando dineros al LIMOS-NERO.

EMPERATRIZ.

Pocos pobres han venido. LIMOSNERO.

Nos manda el Emperador No darles, y me recelo.

EMPERATRIZ.

Si es la limosna en el cielo Como en el suelo el favor, ¿La niega?

LIMOSNERO.

Y à todo vicio De la mujer ni el vasallo No es decillo ni escuchallo; Fe y alma tiene Mauricio. Da limosna. (Vase enojado.)

Pues la mano Nunca mereci, los plés Será razon que me dés.

que me des.

Oh famoso Heracliano! BERACLIANO.

Perdone tu majestad; Que con el traje que tengo En la montaña le tengo, Y apoyo mi urbanidad.

EMPERATRIZ.

Traes à Heraclio?

BERACLIANO.

Sin el no puedo venir.

EMPERATRIZ.

LEs este?

HERACHANO. Y podrás decir Que ves un Héctor agora. En las cortes de los reyes No hay mancebo mas bizarro; El movimiento de un carro, Detiene, con cuatro bueyes. Tan ligero corre y salta, Que alguna vez ha alcanzado Al corzuelo remendado Por la montaña mas alta. Es una cuartana fria bel leon bravo y furioso, Es un vaguido del oso, Del lobo melancolía; Porque al lobo, oso y leon Los acobarda y destierra; Y sobre todo, à la guerra Tiene extraña inclinacion.

menáclio. (Ap.)
Sin dida tratan de mi;
La Emperatriz me ha mirado.
¿Si me querrá bacer soldado?
En signo alegre naci.
No sé qué deidad me inclina
A respetar su presencia
Con amor y reverencia,
Como á una cosa divina.
Inquietos están mis brazos
Para liegar á abrazalla.
Heraclio, bárbaro, calla,
¡Tú a la Emperatriz abrazos?
Para quitarse mejor
Lo que mi pecho desea,
Me retiro, y aunque sea
Silla del Emperador,
Me siento. (Siéntase en el tribunal.)

NEBACHANO.
Yo he deseado
Que este galardon me dés
Solo en decirme quién es
Heráclio, à quien he criado;
Que, como lu majestad
Me lo enviò tan pequeño,
Discurro, imagino y sucño,
Y no doy en la verdad.
(Quédase dormido Heráclio en la silla.)

EMPERATRIZ.

Vo descubriré quién es; Sirvame tu corazon Agora con atencion, Y con secreto despues. Desposeme, como sabes, Siendo césar, con Mauricio, Que ya es monarca del mundo Desde el Austro al polo frio. Mi esposo y mi emperador

Mostrôme amor al princípio, Y aborrecióme despues: Hombre al fin, y amor del siglo. Pero, como son la paz De los casados los hijos. Pedí al cielo me los diese Y soñé extraños prodigios. ¿ sone extranos prodigiós.
¡ Ay ciclos, ay rigor, ay cruel castigo!
Cumpla estos sueños Dios solo conmigo.
Durmiendo, á mi parecer,
Temblaban los edificios
De la gran Constantinopla,
Corriendo de sangre rios.
Dentro del morros de la constantinopla. Corriendo de sangre ríos. Dentro del mar y en la tierra Sonaban grandes gemidos , Hasta los pájaros daban Articulados suspiros. Entre arreboles de sangre El sol estaba escendido , Era un crepúsculo el día La noche un escuro abismo. Yo, confusa y temerosa, No de mi propio peligro, Iba al templo, y admirada De los secretos juicios, Hallabalo profanado De bárbaros enemigos: Que es el castigo mayor Que da Dios al cristianismo. Entre estas calamidades Un trágico caso he visto, Que el corazon me suspende Las veces que lo imagino.

; Ay cielos l'etc.
Un traidor, aunque cobarde,
De humildes padres nacido, Ya en el ejército nuestro, Vanaglorioso y altivo . Del gran imperio triunfaba , Pasando en el à cuchillo Pasando en el a cuentido A mis bijos , à mi esposo Y á este cuello triste mio. Dábanos Dios esta muerte Por los pecados y vicios Del Emperador, mi esposo. ¡Triste caso, à estar cumplido! ¡ Ay cielos! etc.
Aunque es verdad que los sueños
No tienen de ser creidos,
Por ser confusas especies De aquellas cosas que oimos, Cuando son malos se temen, Porque suelen ser avisos De Dios, que en sus obras tienen Investigables caminos. Todos los casos adversos Parece que traen consigo Mas crédito y certidumbre Que los sucesos propicios. Al fin , tras de muchos sueños, De la manera que digo . Parí a Heráclio ; desde entonces Le has tenido á tu servicio. A tu casa le llevaron , Y en su lugar puse un niño, Hijo de una esclava escita Y de un esclavo fenicio; Fué la culpa de esconderlo, Porque suceda en mis hijos El imperio si se escapa El imperio se escapa

Del riguroso martirio.

Ay ctelos, ay rigor, ay cruel castigo!

Cumpla estos sueños Dios solo conmigo.

Sospecho que ya se cumple

El influjo destos signos,

Porque ya el Emperador.

Su conciencia ha destruido. Aunque ya viejo, es cruel, Es avariento y lascivo, Y aun à la fe de cristiano Le va corriendo peligro.

Mas ; ay de mí , cómo juzgo Defetos de mi marido! Yo he mentido , Heracliano ; Júzguele Dios, que le hizo.

BERACLIANO. Sueños extraños! Inquieta Estarás con el temor.

nenáctio. (Entre sueños.)
Pues que soy emperador,
El ejército acometa.
Heraclio soy, viva Cristo,
Con su cruz he de vencer;
Ya se puede acometer,
Buenos presagios he visto.
Emperador del Oriente
Y del Occidente soy,
Vengando la muerte estoy
De una cordera inocente.

Dormido habla consigo.— Despierta , Heráclio , despierta

HERACLIO. Capitao, cierra la puerta; No se escape el enemigo.

HERACLIANO.

¿Quién en palacio y de día
be espacio à dormir se pone?

HERÁCLIO. (Despierta y bájase del trono.)

Tu majestad me perdone Mi necia descortesia; Porque, como alla dormimos Sin respeto ni atencion. No mudamos condicion Cuando à la corte venimos.

EMPERATRIZ.

¿Qué soñabas?

HERÁCLIO.
Niñerias,
Imposibles confusiones,
Que causan las ilusiones
Del sueño y sus fantasias.
Cosas que ni pueden ser;
Sueños, al fin, mal formados
De casos imaginados.

Yo los tengo de saber.

HERÁCLIO.
Soñaba que emperador
Era de toda la tierra,
Y que estaba en una guerra
Y escapaba vencedor;

HERACLIANO.

Seria

Cómo te asentaste mal

En esa silla imperial

Y te dormiste.

Mil disparates.

Salen EL PRÍNCIPE TEODOSIO, con una daga desnuda y asido de MITI-LENE, y ella con otra.

PRÍNCIPE.
Porfia,
Y verás de tu hermosura
El cristal ensangrentado
Si estás á mis ruegos dura;
Que un amor demasiado
Suele parar en locura.
Siento, despues que te vi,
Un letargo, un frenesi,
Y he de curar mal tan fuerte
Con tu amor ó con tu muerte,
Que hay dos extremos en mi;
Elige pues lo mejor,
Que en tu mano está.

No quiero Ni mi muerte ni tu amor.

PRÍNCIPE.

Pues ¿qué?

MITILENE.

Que pruebes primero Si hay en tus brazos valor.

PRÍNCIPE.

Son tus ojos muy humanos, Y fáciles mis antojos.

MITILENE.

(Ap. Por los cielos soberanos, Que si muere por mis ojos, Que ha de morir por mis manos.) Humane el pecho; que en él, Si el fuego de amor no mata, Le entraré esta daga.

PRÍNCIPÉ

Infiel,

Premia mi amor.

MITILENE. Soy ingrata.

PRINCIPE.

Dame vida.

MITILENE. Soy cruel. PRINCIPE.

Sosiégate.

MITILENE.

Soy un mar. PRINCIPE.

No me quieres ver ni hablar?

MITILENE.

Soy basilisco y sirena, Que con ver y hablar doy pena.

PRÍNCIPE.

Dámela, que al fin es dar; Dénme pena tus enojos, Tu vista y tus labios rojos, Mas tú no hablaras ni vieras Si la ponzoña tuvieras En la boca y en los ojos.

EMPERATRIZ.

¿Qué es aquesto? ¿En mi presencia Solicitándola estás Sin recato y con violencia?

PRINCIPE.

¿ Qué mujer tuvo jamás Verdadera resistencia? Si es violencia ó voluntad, Desacato ó liviandad', Deje de darme consejos.

EMPERATRIZ.

Si los padres y los viejos Tienen esa autoridad, No la puedo yo tener, Que tu propia madre soy?

PRÍNCIPE. Mi gusto tengo de hacer.

(Tira de Mitilene.)

MITILENE.

Mira que yo un monte soy, Que no me podrás mover; Pues ofenderme deseas, Aunque mas principe seas, Vive el cielo, que te mate.

EMPERATRIZ.

Teodosio, tal disparate... (Porfia el Principe de llevarse à Miti-lene, y defiéndela la Emperatriz.)

DRINCIPE. Ni me hables ni me veas.

EMPERATRIZ. Hay tan ciega obstinacion? Tus apetitos reporta.

PRÍNCIPE. Yo sigo mi inclinacion. EMPERATRIZ.

Déjala.

PRÍNCIPE.

Daréte.

EMPERATRIZ.

PRÍNCIPE.

Toma pues; un bofeton Dejaré en tu rostro escrito, Que mi voluntad confirmes , Y no impidas mi apetito.

HERÁCLIO.

Ejes del cielo, estad firmes A tan bárbaro delito! Estrellado firmamento, Planetas que vueltas dais Con el rapto movimiento, Montes, casas, no os caigais, Çon tan extraño portento; Ángeles santos y buenos, ¿Cómo no nos dais desmayos? Nubes en aires serenos, ¿Cómo no os rompeis con rayos Ni nos asombrais con truenos? ¿Cómo tú, tierra pesada, Que, de metales preñada, Nombre de madre mereces, No tiemblas ni te estremeces No tiemblas ni te estremeces Viendo una madre agraviada? Vosotros, ojos, que atentos Contemplastes tal mujer, Llorad, haced sentimientos, Pues no los quieren hacer El sol ni los elementos. A tener razon, lo hicieran; Sosiega ya, corazon, ¿Qué movimientos te alteran? Que siento aquel bofeton Mas que si à mi me lo dieran. Mano infame, mano ingrata, Mano que muerde rabiosa Al dueño que bien la trata, vibora ponzoñosa, Que á su misma madre mata; Buho que aborrece el dia, Y con hambrientos antojos Matar sus padres porfia, Cuervo que saca los ojos A la madre que le cria; Toma la espada, inhumano, Bárbaro mas que cristiano; Pues que piedad no te enseña Con los padres la cigüeña, Apréndela de un villano.

Llévale adentro à palos.) PRÍNCIPE.

Este villano ¿qué intenta? HERÁCLIO.

Darte muerte:

PRÍNCIPE. ¡Ah de mi guarda! HERÁCLIO.

Ira soy de Dios sangrienta, Porque el castigo no tarda A quien sus padres afrenta.

EMPERATRIZ.

Hecho pedazos te vea Brevemente, aunque esto sea Con la muerte de los dos ; Pero no, que ofende à Dios Quien mal à nadie desea.

HERACLIANO. No sabrá el Emperador Tanta infamia, tanta mengua?

EMPERATRIZ.

Callarlo será mejor.

MITILENE. Inmóvil tengo la lengua, . De cólera y de dolor.

Sale HERACLIO.

HERÁCLIO.

Haz que le dén muerte dura.

EMPERATRIZ.

No importa : que fué locura.

HERACLIANO.

Gusano de seda fuiste, Que en tus entrañas trujiste Tu muerte y tu sepultura; Eres muro y planta altiva, Que en tus brazos has criado La hiedra que te derriba.

EMPERATRIZ. Di que soy quien ha engendrado Ese amor y esa fe viva.

HERÁCLIO.

En' venganza y desagravio No has meneado los labios; Con tu paciencia me aflijo.

EMPERATRIZ.

Qué bien pareces mi bijo Rue bien pareces in injo En el sentir mis agravios! Para quitar la ocasion A un loco, serà razon Que se lleve Heracliano A la persiana.

> HERACLIANO. Yo gano

Un dichoso galardon,

MITILENE. Venirme mas bien no pudo, Porque allí las piernas quiebre Al jabalí colmilludo, Corra la tímida liebre . Saque del agua el pez mudo; Seguiré la veloz gama, El otoño, cuando brama, Hasta que caiga berida, En la yerba guarnecida Con la sangre que derrama; Daré á las aves ligeras Ya prision y ya rescate.

HERÁCLIO.

Cuando no sigas las fieras, Aqui tienes quien las mate, Como sus servicios quieras; Las montañas de su altura Destilarán agua pura, Si a honrarlas tus ojos van, Y en su cristal dejarán Los rayos de tu hermosura.

EMPERATRIZ. Idos luego á las montañas; Que es peligroso el palacio.

HERACLIO.

Son bárbaras sus hazañas. EMPERATRIZ.

Quién te volviera despacio Otra vez à sus entrañas!

MITILENE.

Ya per los montes suspiro. HEBACLIANO.

De tu modestia me admiro.

EMPERATRIZ. Toma, Heraclio.

(Dale una sortija, y él bésale la mano.)

HERÁCLIO. Eres muy franca.

(Ap. Esta emperatriz me arranca El alma cuando la miro.)

## ACTO SEGUNDO.

#### Salen FILIPO v LA INFANTA TEODOLINDA.

Como el tiempo antiguo y fuerte
Los edificios deshace,
Y la vida del que nace
La pálida y triste muerte,
Y como la vanidad
Consume cualquier riqueza,
Y la cobarde pobreza
Estraga la calidad,
Ansi, Filipo, el ausencia
Es la muerte del amor.

FILIPO.

Antes lo bace mayor Cuando es breve.

INFANTA

Fuiste ausente y olvidaste.

FILIPO.

Por tus ojos ó mis cíelos, Que esas sospechas y hielos Con el amor engendraste.

#### Salen EL PRÍNCIPE TEODOSIO Y LA EMPERATRIZ AURELIANA:

Madre injusta, tigre hircana, Quitame el ser que me diste, O ruélveme à mi persiana.

#### EMPERATRIZ.

Hijo, si fui tigre fiera,
No te podré querer mal,
Porque no hay otro animal
Que mas à sus hijos quiera;
Mas tu mano cruel y avara
Tormarse à entrar pretendió
Al vientre de quien salió,
Y quiso entrar por la cara;
Hijo, enmendarte procura,
De ofenderme no te cuadre;
Que Dios respetó à su madre,
Con ser Dios.

PRÍNCIPE.

¡Gentil locura!
¡Por qué me tiene abscondida
La que al amór de amor mala,
La que es bella como ingrata,
La que es alma desta vida.
La que es honra, luz y palma
De mi honrado pensamiento,
La que es rapto movimiento
De los cielos de mi alma?
Por qué ha ligado y deshecho
Los ojos que luz me daban ,
Y centro donde paraban
Los suspiros de mi pecho?
Vuelvame la persa, ó muera,
Aunque muramos los dos.

EMPERATRIZ.

Considera pues que hay Dios,
Y que es justo considera;
Si el deleite humano es sueño,
Y el desenfrenado amor
Es un caballo traidor
Que arrastra à su mismo dueño,
Riesista tanta flaqueza
La memoría del inferno;
Si es bijo el nombre mas tierno
Que nos dió naturaleza,
Hijo, hijo regalado, (De rodillas.)
Tenme respeto y temor;
Que en el vientre del amor

Muchas veces te he engendrado. Coatigo fui liberal . Colunas mis hrazos fueron ; En peso un tiempo tuvieron Ese edificio mortal. Hijo de mi corazon ;

Ese editicio mortal. Hijo de mi corazon, Pues no te pido que seas Con tas padres otro Enéas, Huye de ser Absalon.

INFANTA.

Tu majestad, į para quė Arrodillada se ha visto Am hermano? Solo Cristo Mejor que su madre fuė, Solo de virgen podia Arrodillarse à sus piés.— Y tū, Teodosio, į no ves Que esta es nueva tirania? - į No has visto que no conoce

La paternal reverencia?

¿ Quién me dió tanta paciencia?

EMPERATRIZ.

Tambien él la reconoce.

PRÍNCIPE.

Algun demonio me ba hecho Que os aborrezca, y me incita.

FILIPO.

César y principe, quita
Esa cólera del pecho;
La Emperatriz, mi señora
Y vuestra, demás de ser
Madre, emperatriz, mujer,
Como su idolo te adora;
Por cuatro razones debes
Su respeto y reverencia.

PRÍNCIPE.

Quién te dió tanta licencia , Que à mi persona te atreves?

FILIPO.

El ver que de buena gana Me has hecho siempre merced.

PRÍNCIPE.

Hidrópico soy, mi sed Es beber la sangre humana; La tuya derramaré, Si aconsejas desa suerte.

FILIPO.

Si te sirves con mi muerte, Mi espada propia daré.

(Dale su espada.)

Saca con ella, Señor,
Vida y alma racional
Del vasallo mas leal
Que ha tenido emperador;
Mas mi palabra te empeño
Que, aunque le falte razon,
No cometerá traicion
Por no volverse á su dueño,
A tu voluntad ofrezco
Este cuello y esta espada.
PRÍNCIPE.

Oh, quién la viera empleada En las vidas que aborrezco:

Sale EL EMPERADOR, Y UN CRIADO

EMPERADOR.

No me da mi rabia espacio,
Porque en cólera me enciendo,
Y con un rayo pretendo
Asolar ese palacio.
Como el cuerpo desta casa,
Que vida y alma no tiene,
Faltándole Mitilene,
No se deshace y abrasa?
Cómo no das esta vez

Muerte à aquesta que ha escondido
El claro sol que ha salido
Al alba de mi vejez?
Dame, falsa, dame, ingrata,
Una cautira que adoro;
Guarneceré con su oro
Esos cabellos de plata.
Su cristal hermoso trae,
Trae su alabastro, importuna,
Porque sirva de coluna
A esta vida que se cae.
Oame el alma que deseo,
Dame mi espejo infiel;
Porque si me miro en él,
De menos edad me veo.
Hipócrita, ¿dónde tienes
El idolo de mi amor?

(Arrástrala de los cabellos.)

EMPERATRIZ.

Espera, aguarda, Señor; Lleno de cólera vienes.

EMPERADOR.

Este cabello villano Por fuerza te arrancaré.

EMPERATRIZ.

A la montaña se fué En casa de Heracliano. No entendi darte disgusto; Perdona, no estés con ira; Que ofendes á Dios, y mira Que es riguroso, aunque justo.

EMPERADOR.

¿ Qué dices y reprehendes? Hipócrita, sal de aqui; No estés delante de mi, Que me enojas y me ofendes.

INFANTA.

Amor, si remedio esperas, A seguir su sol disponte, Que ya se puso en el monte, Porque es refran de las fieras.

FILIPO.

Con la razon que tenia, Viendo el mal que ausente estaba, Mi corazon palpitaba; Pero yo no lo entendia.

EMPERADOR.

Filipo, partirte puedes
Por mi cantiva gallarda;
Serás el águila parda
De mi bello Ganimedes.
Alba serás del sol mio
Que traerás sus rayos de oro;
Serás mi claro Pecloro,
Argos serás de otra lo;
Para su venida empiedra
De granates los caminos,
Viste los montes y pinos
De arrayan y verde hiedra;
Alumbren la noche negra,
Cuando niegan luz los cielos,
Volcanes y Mongihelos;
Tiren paveses tu coche,
Como pintan al de Juno;
Y al fenix que arriba tiene
Trajera al de Mitilene,
A no ser el fenix uno.
Al Principe te anticipo,
César te hago de Roma,
Mi púrpura propia toma;
Tú Alejandro, soy Filipo.

Sale LA EMPERATRIZ AURELIANA, con una carta del Padre Santo.

EMPERATRIZ.

Nuestro santo pontifice Gregorio, Que ahora en Roma está con gran pe-[ligro, Señor, ha despachado dos legados Con esta carta para ti, recibe El recado que traen, si eres servido.

EMPERADOR. ¿Ya no sabe Gregorio que aborrezco Sus cosas? ¿Para qué cartas me envia? Déjeme el Papa ya.

FILIPO.

La carta leo.

(Lee.) « Gregorio, obispo de Roma, » siervo de los siervos de Dios; åti, Mau» ricio, emperador de Oriente y Occi» dente, salud y gracia y bendicion
» apostólica: Hijo en Cristo, la Sede
» Apostólica y la Iglesia, en estas par» tes occidentales y reinos de Italia muy
» perseguida de infieles, principalmen» te en la ciudad de Roma, que está
» cercada de lombardos, y yo dentro,
» sin poderla favorecer, si Dios por su
» divina misericordia no la ampara de
» parte suya; encarecidamente pido
» favor, y bástele representar el peli» gro al defensor de la Iglesia, para que
» acudas con su ejército. Dios sea en
» vuestra gracia, amén. Fecha en Roma,
» en las calendas de mayo del año de
» mil trescientos y 4res.»

EMPERADOR.

Imposible ha de ser darle socorro; Sus trabajos padezca, si los tiene; Vuélvase el portador, y dele aviso Del mucho desamor que al Papa tengo.

EMPERATRIZ.

Señor, mire tu grandeza
Que un cuerpo son los cristianos,
Y no es bien que estén las manos
Contrarias de la cabeza.
Cuerpo es la Iglesia, Señor,
Y sufrirá muchos males
Si los miembros principales
No le prestan el favor.
Cuerpo el Papa, y el Rey es
Brazos deste cuerpo misto,
La cabeza solo es Cristo,
Y los demás somos piés.
Si al cuello no dan favor
Los brazos con fortaleza,
Enojarse ha la cabeza,

Y los piés peligrarán.
Como el Papa por su oficio,
De la Iglesia eres coluna;
Pues si de dos falta una,
"No se caerá el edificio?
Dios con ella se desposa,
Tu brazo su escudo es;
Repara los golpes pues.

Repara los golpes pues, Porque no den en su esposa. Su mano da el cortesano Cuando cae una mujer; La Iglesia quiere caer, Dale, Emperador, la mano.

EMPERADOR. Hipócrita, mal nacida, No me cansen tus sermones; Vive el cielo, que en prisiones Tienes de acabar la vida;

INFANTA.

Senor!

No mas me prediques Ni á mis órdenes repliques.— Llévala tú.

Llevadla luego à una torre.

Señor!

EMPERADOR.

Que padezca y sufra es justo, Pues no me tiene aficion, La que niega mi opinion Y contradice mi gusto.

(Llevan à la Emperatriz y suena ruido.) ¡Vàleme Dios, qué ruido! ¡Qué extraño temblor de tierra!

FILIPO.

Será la gente de guerra, Que algun motin ha movido; Ponte, Señor, tras de mí, Porque, estando desta suerte, Descargue el golpe la muerte En mis hombros, y no en tí. Cuando no fuere à la vista De tus ojos de provecho, Un muro será mi pecho, Que el ejército resista.

(Torna à sonar.)

EMPERADOR.
No estierra; que son, creo,
Batallas de hombres armados,
En el aire congelados;
¿ No los veis?

FILIPO. No los veo. EMPERADOR.

¿ No veis el cielo teñido Con la sangre que se vierte? ¿ No veis la pálida muerte?

Solamente oigo el ruido.

Sale FÓCAS, con una espada.

Veis una persona airada,

Que me mira con rigor? Fócas.

Mauricio , el Emperador , Morirá con esta espada.

¿Viste en el aire pasar, Con una espada de fuego, Un mónstruo?

FILIDO. Si, Señor.

Luego

Mi muerte no ha de tardar. ¿ Oístelo?

FILIPO.

Si, lo oi. EMPERADOR.

¿Vistelo?

Tambien.
EMPERADOR. (Siéntase.)
No son

Casos de imaginacion, ¡Ay, infelice de mí!
Mi sangre está hecha híelos,
El alma empieza á temer;
Nadie se puede esconder
Del castigo de los cielos.
Viva el hombre con recelos
De la justicia divina,
Que á los soberbios derriba,
Solo al humilde levanta;
Al fin es justicia santa,
Que ni tuerce ni declina.
Desde el Austro al polo frio
Llegan con ancho hemisferio
Los limites de mi imperio.
Dios hizo el mundo, y es mio;
Mas es mundo , en él no fio.
Volver quiero el pensamiento
A Dios, que es el pensamiento
Donde el alma ha de estribar.

David soy; quiero llorar Sin suspender mi tormento.

CRIADO. En sueño y melancolía Está ; á solas le dejemos. FILIPO.

Cosas prodigiosas vemos En este trágico día. (Vanse.)

Queda durmiendo EL EMPERADOR, y sale FÓCAS, como la vision, con una espada, y se la pone al pecho.

EMPERADOR.

Rey ni emperador se escapa De padecer mai tan fuerte.

FÓCAS.

Fócas te ha de dar la muerte, Porque aborreces al Papa.

EMPERADOR.

¡Que me matan, que me matan! Filipo, socorre, ayuda; Con una espada desnuda Mi vida vieja desata. ¡Que me muero, que me muero! ¡Ay Jesus! dame la mano; Que me mata aqui un villano.

Sale FILIPO.

Ay, qué tribunal espero!

El Emperador da voces.— ¡Ay Señor, Señor! ¿ qué tienes? EMPERADOR.

Filipo, á buen tiempo vienes. ¿Esas sombras no conoces? Saca, Filipo, la espada; Librame destas visiones.

FILIPO:

Si son imaginaciones.

EMPERADOR.

¿Los que me dan muerte airada? Dales, Filipo.

(Saca la espada Filipo.)

FILIPO.

No veo

Quien te ofende.

ENDED AD

EMPERADOR.

Aquí á este lado;

Dales , Filipo.

Admirado

Estoy y verles desco.

EMPERADOR.

Filipo, aqui se vinieron; Castiga su atrevimiento.

FILIPO.

Ya les doy, y nada siento. EMPERADOR.

Déjalos, que ya se fueron.
¡ Ay! Dios justo es mi Dios bueno;
¿ Conocerás un villano,
Que Fócas se ha de llamar
(¡ Dichoso caso tozano!),
Bajo de cuerpo y moreno?

FILIPO.

Buscaréle bien.

EMPERADOR. Advierte

Que aqui me lo has de-traer; Porque este tiene de ser El que me ha de dar la muerte. Dios me quiere castigar

Y mi pecho lo desea, Como en esta vida sea. Favor al Papa he de dar; La Emperatriz es muy santa, Ella sera intercesora Con el justo Juez, que ahora Con su sentencia me espanta.

#### Salen HERACLIO Y MÚSICOS.

HERÁCLIO. Esta es la fuente que tiene Por guijas cristal y perlas, Porque cuando à cazar viene Llegue à coger y beberlas La gallarda Mitilene. Cuando aqui está calurosa, Bebiendo su agua dichosa, Le doy voces y le aviso No muera como Narciso Viendo su imagen dichosa.

músico 1.º Delante se nos ofrece.

MUSICO 2,0 Vénus en Chipre parece.

HERÁCLIO. Hacelde una alegre salva, Sed ruiseñores del alba Que à mis ojos amanece.

musicos.

Héla por dó viene la cazadora, Que cautiva y prende En red amorosa.

## Sale MITILENE, con arco y flechas.

Del monte desciende Mas linda y hermosa Que el sol cuando sale Siguiendo el aurora; A la fuente viene , Que corre invidiosa. De ojos y labios Que sus aguas doran. Pieras y hombres mata La cazadora , Que cautiva y prende En red amorosa.

HERÁCLIO. Me pareces, decendiendo, Si verdad quieres que trale, Al sol que se va poniendo, Garza que al suelo se abate Y alba que viene riendo; Tu tardanza, por mi mal, La fuente esta murmurando Entre dientes de cristal , Entendiendo está y brindando Esos labios de coral; Hizo que à tus movimientos Tenga mis ojos atentos Por podérteme ofrecer; Sangre quisiera tener, Como tengo pensamientos.

MITILENE.

Son honrados ?

HERÁCLIO. Bien nacidos, Y como en creer no tardan , Salen del alma atrevidos, Llegan à ti y se acobardan, Y vuelven arrepentidos. Despues que entre fieras tratan, Tus manos matan las lieras, Nuestras vidas arrebatan, Y à mi tus ojos me matau , Que son del sol sus esferas.

MITILENE. ¿Cómo estás tan cortesano?

HERÁCLIO. Con amor teme el tirano, Oye el sordo y habla el mudo, Calla el loco, entiende el rudo, Y es político el villano.

MITILENE. Yo en el grado que te quiero, A ninguno quise bien.

HERÁCLIO. Dulce amor , ¿qué mas espero ? Dadme alegre parabien Deste favor lisonjero.

músico 1.º ¿Cómo de caza te ha ido?

MITILENE. A tiempo has interrompido Su plática regalada; En la espesura intricada Un ciervo dejo herido; Entre robles se escondia, Paciendo tomillos tiernos, Y como el cuerpo cubria, Mostrando un árbol de cuernos, Mostrando un arboi de cueri Roble seco parecia; Movióse en espacio breve, Ansi dije: «Lo que veo Ciervo es que pace ó bebe; Porque aqui no cauta Orfeo, El que los árboles mueve. » Disparéle satisfecha Una jara tan derecha, Que al medroso ciervo dió, por el monte abajó Mas ligero que una flecha; Por hondas bocas iguales Sangre y espuma vertia, Y ansi dejaba señales, Que la tierra parecia Copos de nieve y corales; Corrió al fin tan diligente, Que llegó à una clara fuente, Y alli bebiendo y bañando, Se esta ahora desangrando Para morir dulcemente.

HERÁCLIO. Eres hermosa Diana , Eres el margen florido Desta fuentecilla ufana Por las veces que has bebido (Echase y canta.) Su cristal.

MITILENE. De buena gana. HERACLIO. (Canta.) .

Con la música y ruido Del agua blanda, mi dueño Dulcemente se ha dormido, Y su rostro con el sueño Rosado está y encendido; Al valle quiero bajar Por rosas para enramar Sus cabellos y sus faldas.

MUSICOS.

Vamos todos por guirnaldas , Dejémosla reposar.

(Vanse.)

Queda durmiendo MITILENE, y sale LEONCIO, todo vestido de pieles.

LEONCIO.

Puede la música tanto, Que como alicernio vengo De una cueva que aqui tengo, Húmeda ya con mi llanto. Castigóme el ciclo santo Con afrenta amarga y dura; Mas hoy en esta espesura Ha suspendido mi pena Esta voz, que fue sirena

Del mar de mi desventura. A vencer los persas fui . Y en los cuernos de la luna La Rueda de la fortuna Me subió, pero caí; Y en una plaza me vi Con una rueca en el lado; Y ansi, viéndome afrentado, A los montes me subí Y aquel amor me ha faltado. ¿Qué ninfa por agua viene A esta fuente clara y pura, Que sueño à su margeu tiene?
O esta es la misma hermosura,
O es la bella Mitilene.
¡Oh dulcisima ocasion
Del estado en que me veo!
¡Si es ella? Si es ilusion?
Si es imagen del deseo
One està en la imaginacion? Que está en la imaginación? El corazon se ha alterado, Como à su dueño ha mirado. Ella es, yo la despierto; Mas no querrà à un hombre muerto, Que tal es un afrentado. Despierta no me ha querido, ¿Y ansi he de abrazarla yo Ahora que se ha dormido? Tente , apetito , eso no ; Que es amor descomedido. Entre estos lentiscos quiero Mirarla con alicion, Y seré el hombre primero Que se venció en la ocasion, Teniendo amor verdadero.

Sale EL PRÍNCIPE TEODOSIO, con DOS CRIADOS.

PRÍNCIPE.

Bosques oscuros, que tan peregrinos Bosques oscuros, que tan peregratos Merceian los célebres pinceles De Timántes, de Céusis y de Apéles, Tenidos en el mundo por divinos; Cuyos frondosos y elevados pinos, Verdes hayas, lentiscos y laureles, Cipreses imitais los chapiteles, Y os mirais en arróyos cristalinos: Si de sombra servis à mi enemiga Cuando viene à las fiestas con despojos Cuando viene a las nestas con despojos
De las fieras que mata en la espesara,
Decidme doude está, porque la siga,
Si acaso de las hojas haceis ojos
Para mirar despacio su hermosura.

CRIADO.

Sin ser destos montes planta, Yo podré decirte della; Mirala alli.

PRÍNCIPE. \*Imågen bella De la gloria bella y santa, Luciendo va como viento Entre enebros y lentiscos, Que en verla me dan tormento. Atad pues à la cruel Que claramente me mata, Mas hermosa y mas ingrata Que fue otro tiempo el laurel. (Llegan y atanta, y et toma et arco.)

MITHENE.

¿Qué es aquesto?

PRINCIPE. Una aficion.

MITILENE.

¿ Quién me ató?

PRÍNCIPE.

Quien te ha adorado, Un principe apasionado.

Mejor dirás tu pasion. —
Traidores, viles, villanos,
¿Qué intentais? Qué pretendeis?
Del miedo que me teneis
Os picó atarme las manos.
Fantasmas del blando sueño En que he estado divertida, ¿ Qué quereis?

> PRÍNCIPE. Hallar mi vida. MITILENE.

¿Quién te la quita?

PRÍNCIPE. Mi dueño,

Yo te di mi libertad Y ahora me has de querer, Y por fuerza he de vencer Tu rebelde voluntad.

¿Cómo has de poder forzarla, Pues aun no la fuerza Dios?

PRINCIPE.

Dándote muerte.—Los dos De un árbol podeis atarla; Con sus flechas ha de ser Muerta, si mi gusto niega. (Atanla.)

LEONCIO. (Ap.)

Yo quiero ver donde llega El valor desta mujer.

MITILENE.

Bárbaro, que nombre cobras De traidor en pensamientos, En el alma, en los intentos, En el alma, en los mientos, En palabras y en las obras. Plega Dios que te diviertan El alma eternos pesares, Y las flores que pisares En serpientes se conviertan. Sigate un oso herido, Para que mas bravo sea, Una tigre que no vea Los hijuelos que ha parido; Un toro agarrocheado Encuentres, y un elefante Que tenga siempre delante Un aspid recien pisado. Fieros leones encuentres, Que salgan de la cuartana, Porque con rabia inhumana Te sepulten en sus vientres. Haz desatarme, traidor , Y nuestras fuerzas probemos.

PRÍNCIPE. En mi pecho hay dos extremos: En mi pecho hay dos extremos:
Que aborrezco y tengo amor.
Si en la parte que te adoro
No me dan tus ojos guerra,
De las peñas de la tierra
Sacaré la plata y oro.
De las entrañas saladas
Del mar, que sorbe las vidas,
Sacaré perlas asidas
De conchas tornasoladas. Tuyas serán, tu mi dama Mientras con rayos eternos Dore al toro el sol los cuernos Y al pez argente la escama. Pero si te muestras fuerte, Del extraño amor que siento Saldrà el aborrecimiento, Procurándote la muerte.

MITILENE. Rompe mi pecho, traidor, Y un pelicano seré Que con él sustentaré Mis hijos, que es el honor ; Tira, acaba, tira.

PRÍNCIPE.

Advierte Que en este mortal estrecho, Lo que hay de la flecha al pecho Hay de la vida á la muerte.

MITILENE.

Y lo que hay del suelo al cielo Habra de mis pensamientos Á tus cobardes intentos.

PRÍNCIPE.

Que me ha de vencer recelo, Y demudar la conciencia; Que, pues presume de fuerte, Menospreciando la muerte, Tema su misma vergüenza.

MITILENE.

Leona es mi honra , villanos , Que ligada se defiende , Y con los dientes ofende . Si está herida en las manos. Perro seré que, guardando Este honrado proceder, Cuando no pueda morder Llamaré gente ladrando. Montes, aves, plantas, fieras, Tened en esta ocasion Alma, piedad y razon.

LEONCIO.

Sí tendrán, porque no mueras.

CRIADO 1.

Las hojas vienen hablando A amparar esta mujer.

CRIADO 2.0

Huye, Señor.

PRÍNCIPE. Descender Quisiera al valle volando.

(Vanse el Principe y los criados.)

¿Qué fiera, qué labrador, Qué deidad ha pretendido Mi defensa? Ángel ha sido De la guarda de mi honor.

Sale FILIPO, mirando un retrato.

Mientras yo descanso un rato, Pregunta por algun hombre A quien l'amen de ese nombre Y parezca á ese retrato. Qué espectáculo divino No es la gloria que deseo! En un espejo me veo, Mirando lo que imagino.-Dulce juez y testigo De mi amorosa pasion, ¿Qué es aquesto ?

Una traicion Que usó el Principe conmigo. Desátame, General.

FILIPO.

Con mi amor, esta ocasion Ha de perder la opinion De cortesano y leal. En qué peligro me veo! Los cielos me están mirando, Y aquí me va despeñando El caballo del deseo: La buena ocasion es fuerza, Gozarla quiero por fuerza; Pero no, que soy honrado. Yo la voy à desatar.

MITILENE. ¿No me desatas?

Sale LEONCIO, y escóndese.

LEONCIO.

Ya tengo. Cuando á desatalla vengo, Otro caso que mirar.

La ocasion es poderosa ; Hace al cobarde cruel , Ladron hace al hombre fiel , A la verdad mentirosa; Traidor bace al que es leal, Lascivo al mas continente Riguroso al que es clemente, Y corto al que es liberal. Cuántos hombres han estado En esta resolucion , Y una pequeña ocasion Ciegos los ha derribado! Mitilene, tu hermosura Sirva à esta planta de hiedra, Y tù del todo eres piedra, Estando inmóvil y dura ; Desde el punto que te vi Te adoré; como soldado, En las batallas que he dado Nunca la ocasion perdi; Si ves que te doy la muerte, ¿Has de dejarte gozar?

Mil muertes pienso pasar.

FILIPO.

Una mujer es tan fuerte, Que la vida aventurado Por su honra, no es razon Que venza una tentación Al que quiere ser honrado; Noble soy y temo á Dios, Honra quiero, y Dios es gloria.

(Desátala.)

LEONCIO.

Ay Filipo, esa vitoria Hemos ganado los dos!

MITILENE.

Buscando voy deseosa Uno que me dió la vida. Luego vuelvo. FILIPO

Esa vida

Es honrada y animosa. LEONCIO.

Solo queda el amistad Que me ha tenido; consiente. Que agora salga, y le cuente Mi extrema necesidad. Como afrentado he vivido En los montes retirado, Me siento necesitado De dineros y vestido; De pasar me determino A los persas ; y así , salgo A pedir que me dé algo Para poperme en camino. Pero dudo, y no estoy cierto Si con este nuevo estado La condicion ha trocado; La condicion ha trocado;
Mejor es llegar cubierto.
Vergüenza y desdicha están
En el que á pedir comienza,
Y es mas desdicha y vergüenza
Si pidiendo no le dan.—
Caballero, si hay piedad
En los capitanes fuertes,
Mi vida está entre dos muertes,
Arravio y necesidad (Llega.) Agravio y necesidad , Y como vos fui soldado Y tuve riqueza alguna, Pero la adversa fortuna, Soberbia, me ha derribado; Rico pensaba morir,

#### LA RUEDA DE LA FORTUNA

Y ya vivo pobremente, Si no soy como la fuente, Que baja para subir. Otro es ya lo que yo fui . Lo que fueron otros soy ; Mandé en el mundo , y ya estoy Sin poder mandarme a mí. Envidiáronme el estado, Mas ya es mayor en la gente La l'astima del presente Que la invidia del pasado; Di otro tiempo y no pedi. No era pobre aunque mas diera, Y ahora rico estuviera Con lo menos que yo di; Fué mi estado como un sueño, Que gozándolo soñé, Y perdido, desperté, Y halléle en otro dueño; Fué arcaduz, siendo mio, Lleno en la rueda subió, Y en otro el agua se vió , Y asi he bajado vacio. Hoy me obliga à que te pida Limosna; asi tu privanza No padezca la mudanza De mi desdichada vida.

Tú has mostrado en el cubrir El rostro que noble has sido , Porque siempre al bien nacido Causa verguenza el pedir; Quien viendo al necesitado, A dalle no se comide, Y al que con vergüenza pide , Aunque lo pida prestado , Noble no se ha de llamar; Y así, será caso cierto Que tú has de pedir cubierto
Y que yo tengo de dar;
Yo en la corte voy subiendo,
Mas con miedo de vivir,
Porque he encontrado al subir
Otro que viene cavande Otro que viene cayendo. Lo que con favor se gana Decir no se puede estado, Sino dinero prestado,
Sino dinero prestado,
Que es de otro dueño mañana;
Y así, el mio te daria,
Mas tanto dél desconho,
Es tan comun, que hoy es mio,
Y tuyo será otro dia; Un grande amigo se vió En mi peso, en mi privanza; Bajó al mundo su balanza, Y asi en otra subí yo; Procura pues remediarte Con esos pobres despojos; Mas te diera, y aun los ojos Sus lágrimas quieren darte, El corazon su piedad. Los brazos un lazo estrecho, Su misma vida mi pecho, Y el alma su voluntad; Mas ya que en adversidades A ejemplo imitas muy blen, Imitalo aqui tambien En recebir voluntades. Y al irte asi no te asombres; Que el corazon me has quebrado En verte tan desdichado, Que has menester otros hombres.

LEONGIO. Es pedir mal tan airado, Que, despues de haber pedido, Y con haber recibido, Tiemblo de haberlo pasado.

Sale MITILENE, y Leoncio se cubre.

Si no hay causa que lo impida,

Honra y luz de los mortales, Yo te pido agradecida Esas manos liberales, Que saben dar una vida: Mas tu venida me honró Que el padre que me engendró, Porque si yo la perdiera, Mayor mi deshonra fuera Que la honra que él me dió; Y si saberla guardar Y si saberla guardar Mas es que darnos la honra, Padre te puedo llamar, Que en guardarme vida y honra, Hoy me vuelves à engendrar; ¿Quién eres?

LEONGIO. Dos fui, y soy uno.

MITILENE.

Extraña naturaleza, Dos hombres asido en uno. LEONGIO.

Dos fui, mas yo y mi riqueza, Ya soy pobre y soy ninguno. MITILENE.

Tanto has sentido el perder, Que pierdes tambien el ser?

Si; que en haberla perdido, Tan otro soy del que he sido, Que no me has de conocer.

MITILENE. ¿ Qué es tu riqueza perdida?

Vida y honra.

MITILENE. Gran deshonra!

LEONCIO.

¿Quién fué causa? LEONCIO.

Tu venida; Por ella perdí mi houra, Quizá mi hacienda y mi vida.

MITILENE. Si te la puedo volver, Como sin deshonra sea, Pideme.

Podrás hacer Lo que mi pecho desea, Sin ganar y sin perder.

MITILENE. Harélo pues, pero advierte Que tengo de conocerte.

Cuando ya vivir me sienta.

¿ No vives?

MITILENE. LEONCIO.

No; que una afrenta Es mayor mal que la muerte; Entonces te pediré.

MITILENE. Esta será desde ahora Prenda y fe. (Dale una sortija.)

LEONCIO. Estará esa fe En el alma, que te adora.

Salen HERACLIANO v HERACLIO, y Los Músicos, cantando. .

MUSICOS.

El alba en las flores Su aljófar vierte Para la cabeza De Mitilene.

HERACLIANO. Todos guirnaldas te hacen De flores no cultivadas, Amapolas encarnadas Entre los trigos se nacen; Romero que en las montañas Flor cenicalo nos deja, De quien saca miel la abeja Y ponzoña las arañas; Flor de gallomba amarilla, Toronjil y trébol tierno, Que nos quita la polilla; Poleo, con que las garzas Suelen purgarse en las selvas.

HERACLIO. Flores son, pero ningunas 3

MITILENE. Por esas flores pudieras Hallarme ya de otra suerte.

HERACLIO.

¿De qué modo?

MITILENE. Con la muerte.

HERÁCLIO. ¿Siguiéronte algunas fieras? MITILENE.

Mas que fieras, un traidor, Que me ha ligado durmiendo; ero à no volver huyendo, Él probara mi valor.

HERACLIANO.

Es tanto su atrevimiento, Que ya este viejo desea Saber quién tu origen sea.

MITILENE Contarélo, estàme atento. Yo, famoso Heracliano, Nací en el reino de Persia, Y el cielo me dió aquel nombre, La desdicha y la nobleza; Gozó el Rey una serrana, Enamorándose della ; Que es el Rey como la muerte, Que no tiene resistencia. En cinta quedó aquel dia, Y ojala el cielo le diera La esterilidad de Sara, Aunque entonces no era vieja. Cumpliéronse nueve meses Llegó mi parto, y mi estrella Me sacó al mundo, llorando Sus desdichas y miserias. Naci pues y fui criada Entre los montes y sierras, Y ansi á la guerra y la caza Me inclinó naturaleza. Cazando el Principe un dia, Con el calor de una siesta . Llegó à la sombra de un pino Y me vió durmiendo en ella; Desperté sin conocelle, Me avergoncé en su presencia; Que naturalmente todos A sus principes respetan. La majestad de los reyes Es tan grande y tan severa, Que aunque no los conozcamos, Nos provoca reverencia; Pero la sangre real, Que da vida à nuestras venas, Nos dió la aficion entonces Con una amistad estrecha. Nunca fué el Principe à caza, Que yo a su lado no fuera, Ni sin tenerme presente Descansó en la verde yerba. Al fin llevóme à la corte; Fui sin gusto, porque en ella

Anda la verdad vestida Con máscara de vergüenza; Despues en su compañía Iba tambien á las guerras, Y mas de cuatro naciones De solo mi nombre tiemblan. Creció nuestro mútuo amor Cuando supimos quién era, Y apartónos la fortuna, Con sus mudanzas adversas. El desdichado Leoncio, Que ahora llora su afrenta, Desterrado del imperio , Llegó una noche à mi tienda ; Defendime de sus brazos, Pero vine sin defensa Por des livianas heridas, Y fui en las suyas presa Nunca el Priucipe , mi hermano , Me viò, porque las tinieblas De la noche lo impidian , Y el ser su victoria cierta; Pero despues no ha sabido De mi; que, si lo supiera, Mi libertad procurara A costa de su cabeza.

HERACLIO.

Detente, no digas mas; Calle, Señora, tu lengua, Perque me llevas el alma, A tus razones atenta. Nunca el Rey enamorado Tu dichosa madre viera, Nunca gozara aquel dia Su recatada belleza, Nunca tuviera ocasion De gozarla, nunca fuera Tan generoso y fecundo, Para que tú no nacieras ; Nunca el Principe cazara , Nunca llevarte quisiera A la guerra ni à la corte, Nunca al imperio viniera; Y ya que todo fué asi, Para darme mayor pena, Nunca te vieran mis ojos, Que en vano tu luz desean. Que en vano tu luz deseau. Pluguiera al eterno cielo Que humildes padres te diera El generoso principio Que tiene ya tu grandeza; Fuera un villano tu padre, Tu patria una pobre aldea, Tu sangre como la mia , Porque yo te mereciera ; Que ya un tosco labrador No es posible que merezca Mirar el rostro divino De una gallarda princesa. Esperanzas mal logradas! Imaginaciones muertas! Aficion desengañada! Loco amor, alma indiscreta! Pero si los propios hechos Suelen suplir la nobleza, Que á los que nacen humildes La naturaleza niegan, La naturaleza niegan,
A los ejércitos voy,
Y por el Dios que gobierna
Un mundo, cuatro elementos,
Once cietos y una Iglesia,
Que en las ásperas montañas
No has de verme hasta que tenga
Ganadas por estas manos
Hoora fronia y fama eterna. Honra propia y fama eterna. Mis hazañas han de darme Lo que à ti naturaleza . Y acaso querrás entonces Que tus favores merezca. (Vase.)

MITILENE.

Escucha, Heráclio, detente.

HERACLIANO.

Hijo, aguarda... oye... espera.. Una vez determinado , Dificil será su vuelta. Ah sangre no conocida! ¡Cómo te inflamas y alteras Con la bizarra memoria De generosas empresas Algun dia querrá el cielo...

MITILENE.

¿No es labrador?

HERACLIANO. Si; que siembra Esperanzas de un imperio, Y ha de coger fruto dellas. (Vanse.)

Salen EL EMPERADOR MAURICIO Y UN CRIADO.

CRIADO.

La Emperatriz, mi señora, Viene à verte.

MAURICIO. Norabuena; Que si ha llegado mi hora, Culpas que esperan tal pena Piden tal intercesora. (Sientase.)

#### Sale LA EMPERATRIZ AURELIANA

EMPERATRIZ. Llamame tu majestad; Y asi, he venido, Señor, A tu voz con humildad, Con paciencia à tu rigor Y con gusto à tu piedad; Bien puedes ser riguroso, Que tanto como piadoso, Te he de querer y estimar.

EMPERADOR.

Hoy ha empezado à temblar
Mi corazon animoso.
Devota, santa, piadosa,
Pacífica, religiosa,
Discreta, humilde, obediente,
Mártir que sufre paciente
Mi condicion rigurosa,
Pacca à tios presenta amigo. Ruega á Dios, pues es tu amigo, Que en la muerte que me invia Se resuelva mi castigo; Amparame, santa mia, Yo mismo fui mi enemigo; Ave soy que no he volado Porque, del cebo engañado, En la red del mundo dí; Pez he sido que me así Del anzuelo del pecado; Nave del mundo es mi pecho, Que de vicios se cargó; Mas ya llegando al estrecho, Mis pensamientos y yo Pedazos nos hemos hecho. Arbol he sido lozano,
Que en flores pasé el verano,
Pero el invierno ha venido,
V sin fruto me ha cogido,
Que tal es un mal cristiano.
Ha sido con propiedad
Drimarer mi saiga Ha sido con propiedad
Primavera mi vejez,
Otoño mi mocedad;
Y asi, será mi vejez
El invierno de mi edad;
Virgen he sido dormida,
Que, sintiendo la venida
Del esposo, desperté,
Y sin aceite hallé La lampara de mi vida. Préstame lo que has guardado, Virgen cuerda, mujer fuerte;

Que ya mi esposo ha llamado À las puertas de la muerte Y temo verle enojado.

Levántase, y salen FILIPO v FÓCAS, labrador.

FILIPO.

Con diligencias no pocas, Entre los montes y rocas Un labrador he ballado Con las señas que me has dado Y con el nombre de Fócas.

EMPERADOR.

Este es el mismo villano Que yo soñaba, este viene A ser conmigo inhumano. ¡Qué extraño aspecto que tiene! Cómo parece tirano! Tiemblo de haberle mirado; Este será mi cuchillo. FILIPO.

Con su muerte estás guardado.

EMPERADOR. ¿Cómo podré yo impedillo, Si Dios lo ha determinado?

Es cobarde.

EMPERADOR. Si es cobarde, Será razou que se guarde Dél el valiente y el fiel , Porque siempre el que es cobarde Es traidor, y así es cruel; Mas yo no me he de guardar; Mis culpas quiero pagar, Y à mi Dios tendré contento, Regalando el instrumento Con que me ha de castigar.— ¿Quién eres?

Un mónstruo fui.

EMPERADOR.

¿Y tus padres?

FÓCAS. Mi fortuna Y el mar, porque en él naci, Y una barca fué mi cuna Hasta que à tierra sali; Un pescador me sacó, Y como á mi me crió Con palmas y verdes ovas Y leche de mansas lobas Soy melancólico yo; Con esta melancolia Me suele dar un furor, Que imagino cada dia Que mato al Emperador; Esta locura es la mia. Salí, criéme y creci, Entre estos montes viví, En tus palacios estoy; Yo mismo no sé quién soy, Quién he de ser ni quién fuí.

EMPERADOR.

Este prodigio se note.

FILIPO. Màtalo, ten confianza; Tu sangre no se alborote.

EMPERADOR. Mira que es mala crianza

Quitarle à Dios el azote. FILIPO.

Si es, al contrario, mentira, Cualquier suceso soñado En él se convierta.

#### LA RUEDA DE LA FORTUNA-

Mira Que tengo à Dios enojado, serà darle mas ira.

La defensa es natural. Y basta el bruto irracional Quiere conservar la vida. +

Mata pues à mi homicida... Pero no, que es mayor mal. Si he de pagar desta suerte Mis pecados, ano es mejor Que los pague con la muerte?

FILIPO. Dios perdona al pecador.

EMPERADOR. Matalo... Mas oye, advierte : Si Dios me ha de castigar, Y yo le quiebro esta vara , Otra le puede faltar?

Claro está, no faltará.

EMPERADOR.

Pues no le quiero matar. FILIPO.

Quiza Dios te ha perdonado.

EMPERADOR.

Dale la muerte... Detente; No sera mayor pecado Matar un hombre inocente, En sueños solo culpado? Si el sueño ha de ser mentira, Darle la muerte es verdad. Viva pues.

FILIPO. Temo, Senor,

Tus sueños. EMPERADOR. Tambien los temo;

Dale muerte.

¿ Qué rigor , Qué mal , qué agravio , qué extremo Cometió este labrador?

EMPERADOR. Déjalo , bien dice... Espera , No me niegue Dios su luz ; Darle un abrazo quisiera Por abrazarme à la cruz Donde Dios quiere que muera.-Llégate à mi , labrador , Llégate , que ya es amor La amenaza de matarte ;

FÓCAS. Pues ¿ cómo á mi, gran Señor? EMPERADOR.

Llega, que quiero abrazarte.

Tus brazos un lazo son De mi vida muy estrecho; Ay Dios, qué extraña pasion! Un gran mal siento en el pecho, Que me abrasa el corazon; Si à ser mi muerte has venido, Con el temor que he tenido Vencer mi muerte pretendo ; Quién no la teme muriendo, Que en viviendo la ha temido? como un hombre de importancia, Regalado ambos á dos : Perdónete tu ignorancia.

FOCAS. ¿Qué es aquesto?

EMPERATRIZ. Dele Dios Su don de perseverancia. (Vase Fócas.)

EMPERADOR.

Figura que, pasando el tiempo, en-Flor que marchita el caluroso estio

Ampolla hecha en el agua ya por frio, Correo de la muerte, débil caña; Sombra que hace tela de una araña, Ave ligera, despeñado rio, Hoja del árbol y veloz navio Que navega este mar á tierra extraña; Un punto indivisible, un breve sueño, Corrido sueño y muerte prolongada Es la vida del hombre desabrida.

Miserable de mi! si es tan pequeño El curso de mi edad, que es casi nada, ¿Por qué pasé tan mal tan corta vida?

#### ACTO TERCERO.

Sale un ejército de soldanos en órden de guerra, y el parche tocando delante , detrás dos Capitanes.

CAPITAN 1.º

Rimbombe el son del sonoroso parche, Publicando el motin que se ha movido. CAPITAN 2.0

El ejército quiere que elijamos Emperador que ampare nuestra Iglesia. CAPITAN 1.9.

Desnúdese la púrpura Mauricio. Y muera en su vejez su infame vicio.

Tocan cajas, y sale LEONCIO, vestido de pieles, con la rueca.

LEONCIO.

Romanos, capitanes del ejército, Los que siempre mostrasteis vuestros

**[ánimos** En casos de fortuna adversa ópróspera; Soldados valerosos, que el imperio Teneis en vuestros hombros, conser-[vandole

Contra las fuerzas de naciones varias, Mirad de la fortuna el espectáculo, Que à las entrañas de los montes aspe-

Enternecer podrà, causando fástimas; Contemplad la ruina y la miseria Deun hombre que se vido en los Eli-[seos,

Y resbalando por los aires lóbregos, Al abismo bajó, profundo y cóncavo; Estimado me he visto entre los césares, Que solo me faltó vestir la purpura, Y agora entre las bestias mas selváti-

Alimentos me dan silvestres árboles; Leoncio soy, si duran las reliquias Deste nombre infelice en las memorias; Miradme, si podeis no dando lagrimas; Contemplad de mi vida el caso trágico. Yo fui el que vencí los medos y árabes. Yo puse el yugo en la cerviz indómita De los partos feroces y los vándalos, Y del imperio dilaté los limites; Un segundo Jason del mar Océano Me llamaron à mi los fuertes hungaros, Y vosotros, un Hércules católico, Que al mundo daba vueltas, hecho un fémulo Del sol, que vueltas da por los dos tró-

Mas ya despues que el número infinito De los persas venció nuestros ejérci-

Lloro mi afrenta triste y melancólica.

Veis aqui el premio de mis nobles me-

Este es el triunfo raro y honoritico. (Saca la rueca.) Este es el galardon que dan los princi-

A aqueste corazon, que con espiritu Pensaba de imitar a los eliopos, Con esta debil rueca se vió en público. Capitanes invictos y magnanimos, ¿ Qué premios esperais de un rey co-

[lérico? Agravio es vuestro, y yo muero llorandolo: Si aunque el mundo venzais del Austro

Y de nuevo ceñis à los antipodas. Discrepando una vez de casos prospe-

Mi afrenta habeis de ver en vuestros fanimos:

No os lastima mi mal? No os causa No altera vuestra sangre esta ignomi-

No lloran vuestros ojos, apiadándose? No late el corazon sus alas próvidas? En vuestros pechos fuertes, ya tan fá-

Si ya el Emperador es otro Cómodo. E imita con sus vicios à Heliogàbalo, Qué esperais, capitanes, defendiéndo-Élegid, elegid otro pacifico. [16] Tle? Justiciero, clemente, afable y próspero; Mauricio en el gobierno está decrépito, Aunque en la vida sigue à los sober-[bios;

Mirenme todos ya, compadeciéndose, Vestido de unas pieles, como sátiro, fluyendo de las gentes mas que un Ibarbaro.

Eximid, eximid nuestra republica Del tirano poder de aqueste satrapa Que à Roma desampara y al Pontifice. Viva la gloria del eterno Artifice!

CAPITAN 1.º

Viva Leoncio, désele el Imperio, La purpura se vista!

¡ Viva , viva! . CAPITAN 2.0

Mauricio es avariento y no nos paga; Un soldado queremos que gobierne El Imperio de Oriente.

TODOS.

¡Viva, viva! LEONGIO.

Ejército romano, yo no pido Que cargueis esa máquina en mis hom-

No soy Héreules yo, no soy Atlante. Que sufra tanto peso en mis espaldas. TODOS.

A Leoncio queremos.

CAPITAN 1.0

El ejército Da voces eligiéndote; corona Tus sienes de laurel, purpura viste. (Ponente una corona de taurel, y tevantante en hombros.) LEONCIO.

¿En efecto el ejército me elige ? TODOS.

LEONCIO.

¿Soy emperador?

Wiva Leoncio!

LEONCIO.

Pues que ya de comun consentimiento El imperio me dais, y yo lo aceto, Lo primero que mando es, que Leon-

No viva ya afrentado, y à mi cargo
Tomo su agravio y honra, su persona
Por leal al imperio le declaro;
Y pues no tuvo culpa en ser vencido,
Baston de general le restituyo;
¿Venis en ello?

CAPITAN 2.0

Siendo tú Leoncio, Y siendo emperador, venga tu agravio.

No es bien que emperador y alto mo-Satisfaga el agravio de Leoncio, [narca Y ya que general honrado vivo. El imperio y la púrpura renuncio, Porque el mundo no entienda que pre-

Riqueza ni înterés, sino el bien públi-Otro elija el ejército, y rotulen [co; Mi nombre, pues venció mi ánimo al-

(Quitase la corona.)

CAPITAN 1.º

¿Quien lo hade ser?

SOLDADO 1.0

Justino.

CAPITAN 1.º

Es muy cobarde.

SOLDADO 2.0

Filipo es general.

CAPITAN 1.0

No querrá serlo.

Germano Quinto sea.

SOLDADO 2.0

Es avariento.

CAPITAN 2.0

Persio Cuarto.

SOLDADO 2.0

Es loco.

Demetrio.

CAPITAN 1.º

Es muy cruel.

SOLDADO 1.º
Liberio.

SOLDADO 2.º Es viejo.

LEONCIO.

Tomense votos, llámese á consejo. (Tocan cajas, y viene una águita volando, y trae una espada en los piés, y déjala caer en et tablado.)

¿Quién ha visto prodigio semejante? Un águila caudal entre las uñas Una espada se lleva.

LEONGIO.

Ya la deja
En medio del ejército, y ligera,
La lóbrega region del aire corta,
Oponiéndose al sol con ojos firmes.
La espada milagrosa levantemos.

CAPITAN 2.0

Letras de oro en el pomo de la espada Están grabadas.

Y dicen...

CAPITAN 2.0

Tenla y reina solo un dia.

LEONCIO.

¡Temeroso portento! La cuchilla ¿ Qué tal'es?

CAPITAN 1.0

En la vaina está aforrada; Que mi fuerza no basta á desasilla.

CAPITAN 2.0

Pruebo á sacarla yo; ; difícil caso!

Dámela á mí tambien; es imposible.— Capitanes, ya entiendo este prodigio; Esta espada se cuelgue deste árbol, Y todos los soldados, uno á uno, A quitarle la vaina lleguen luego, Y aquel que desnudarla mereciere, Es el dueño, sin duda, á quien el cielo Esas letras escribe, y quien conviene Que el imperio gobierne.

CAPITAN 1.

Bien has dicho. Pongámosla en los ramos deste árbol, y á recoger se toque porque lleguen Los soldados al campo no vencido.

(Tocan caja y cuelgan la espada.) ¡Oh fortuna mudable! Ayuda abora Aqueste corazon, brazos y pecho, ¡Mal haya mi desdicha! no la arranca.

SOLDADO 1.0

Brazos y manos, yo seré Cósros, Un Cébola he de ser, y he de quemaros Si no la desnudais. ¡ Ah, voto à Cristol

SOLDADO 2.0

Hoy pienso renegar de mi fortuna Si no la desenvaino. ¡Voto al cielo , Que es arrancar un monte! Hoy reniego Mil veces de mí mismo y de la espada.

CAPITAN 2.0

Aguila parda, que en tus uñas negras Diste la espada, si eres algun diablo, Vuelve por mi si no la desenvaino; Mas ya puedes volver, que soy un puto.

Sale FÓCAS, desnudo, con un cordel.

FÓCAS

¡Inconstante fortuna , cielo airado ! ¿Qué pretendes haber de un miserable, Que en el mundo no cabe su desdicha? ¡Soberbio mar! ¿Por qué no me ane-

En las hinchadas olas que criaban Tus espumas azules y salobres, Cuando de ti naci, como otra Vénus? ¡Fieras del monte! ¿Como me negas-

El funesto sepulcro en las entrañas, Cuando leche me distes desabrida? Nunca sintiera tanto la miseria En que ahora he venido, y no me viera Aborrecido del linaje humano. Arboles verdes, sustentad mi cuerpo; Tú, lazo estrecho, aprieta mi garganta; Ciega el órgano ya por donde espira El pulgon deste cuerpo desdichado. (Pone el cordel en la rama, y échasele

al pescuezo.)

CAPITAN 1.0

Oh barbaro sin fe! Esperad, ; qué infocas. [tentas?

Dar desdichado fin à mis desdichas, Rematar una vida lastimosa, Que aborrecen los hombres y los cielos.

CAPITAN 2.0

¿Por qué pierdes ahora la paciencia?

Porque naciendo, no conozco padres; Porque viviendo, nunca tengo gusto; Porque estando en los montes con po-El pasado bocborno del estío [breza, Y la nevada escarcha del enero, A los palacios de Mauricio vine, Y siendo de su mano regalado, El Príncipe, invidiando mi desdicha, Aun los pobres sayales me ha quitado, Y me escapé, huyendo de la muerte.

Dinos tu nombre.

FÓCAS.

Yo me llamo Fócas.

Un hombre que nació tan infelice, Algun suceso no pensado espera; Llégate á desnudar aquella espada.

SOLDADO 1.º (Ap.)

; Un bárbaro que está desesperado, Y que casi le quitan de la horca, [te! Tambien ha de probar y entrar en suer-(Desenvaina la espada, y suena dentro un trueno.)

LEONCIO.

¡Válgame el cielo, qué prodigio extra-¡Fócas emperador! [ño!

CAPITAN 1.0

El cielo quiere Que emperador tengamos prodigioso. SOLDADO 1.º

¡Focas, victor!

CAPITAN 2.0

Corónense sus sienes Del precioso laurel que Roma estima. soldado 1.º

: Victor es Fócas!

(Levantanle en hombros.)

TODOS.

¡Viva, viva Fócas! Fócas.

Soldados, capitanes valerosos, Burlais de mí?

CAPITAN 1.º

No, tuyo es el imperio;
De púrpura te viste, y con diadema
Adorna la cabeza, que es del mundo;
De la silla quitemos á Mauricio.
Fócas la ocupe, y acometa el campo
A los muros que honro Constantinopla.

Fócas.

¡Cielos eternos! ¿Cómo teneis juntos Los extremos mayores deste mundo? ¡Ah rueda de fortuna variable, Vueltas extrañas das! Tente, fortuna. ¿Emperador soy ya?

TODOS.

Si; ; viva Focas!

FÓCAS.

Mauricio ¿ no lo es?

TODOS.

¡ Muera Mauricio! Fócas.

Ya aceto; acometamos al palacio, Porque quiero emprender la monarfquía, Aunque me dure solo un breve dia.

(Llévanle en hombros los soldados.)

LEONCIO.

Aunque á Mauricio persigo,
Me desmaya y desatina
Su riguroso castigo;
Que al bien nacido lastima
El daño de su enemigo.
Dejar pienso descuidado
El ejército alterado;
Que todo lo que es mal hecho,
Aunque venga en su provecho,
Le aborrece el que es honrado.

#### LA RUEDA DE LA FORTUNA.

#### Sale HERACLIO.

HERACLIO.

¿Quién gobierna en el real?

for abete parecido mal?

HERÁCLIO.

Tupersona, no tus pieles; En ejércitos crueles Um hera es general.

LEONCIO.

¿Qué quieres?

BERÁCLIO. Ser alistado.

LEONCIO.

HERACLIO.

Siento en mi un ánimo honrado, Y aspiro á mas.

LEONG10

Es valor;

Sigueme, nuevo soldado.

(Vanse.)

## Salen EL EMPERADOR MAURICIO I

PRINCIPE.

De emperador inhumano, Y no de padre piadoso, Es tu amor.

EMPERADOR.

Es cortesano;
No vivas tan invidioso
De Filipo y de un villano,
Porque dar algun favor
A un soldado, à un labrador,
Es premio y es regocijo;
No por eso para el hijo
Me ha de faltar el amor.
Mis regalos no merecen
Tu perversa condicion,
Pues cuando el hijo parece
Que sigue su inclinacion,
Aun el padre le aborrece.

PRINCIPE.

EMPERADOR.

Te crio
Por tal, y en tu madre fio;
Si la Emperatriz no fuera
Tu propia madre, creyera
Que no eras tú hijo mio;
Ella es santa y te pario;
Pero à tu padre pareces,
Porque soy muy malo yo.

principe.

Un hijo al fin aborreces Que siempre te aborreció.

EMPERADOR.

Me aborreces?

PRINCIPE.

Si, y desea

Mi corazon ...

¿Que?

PRINCIPE.

Tener.

Tu mismo imperio.

Ansi sea:

Pero si malo has de ser, Hecho pedazos te vea. (Tocan a rebato.)

Sale FILIPO , alborotado.

César invicto, tu peligro nota, DD. C. de L.-n. Que eres bombre, aunque rey; teme la

Que el ejército infame se alborota, y el vulgo novelero ha de ofenderte, Perdida la verguenza, y la fe rota; ¿Quién puede resistillos? Huye, ad-Que el animoso prevenido tarde [vierte Hace al valiente timido, cobarde. El confuso tropel desordenado Al que tiene tu voz derriba y mata; El erario comun ha despojado, Que es prodigio el amor de ajena plata. Con colera y furor desenfrenado Alcazares derriba y desbarata. En efecto, Señor, sus viles bocas Callan tu nombre y apellidan Fócas. El vulgo, como toro, en voz del Papa, Te viene à cometer; no son elernos Los reyes; si no es Dios, nadie se es-

[capa; Sacude por los hombros los gobiernos. El mundo universal sirve de capa. Has dejado el imperio entre los cuernos; Correr podrás sin carga tan pesada; Que el mas dulce reinar es tener vida.

EMPERADOR.

Ampara al que te engendró, Templa esas entrañas fieras.

PRINCIPE.

Fénix seré César yo; Que he menester que tû mueras Porque empiece à vivir yo.

EMPERADOR

Hijo, en tu amparo me fundo.

PRÍNCIPE.

Soy un Hércules segundo, Tú viejo Atlante, y por eso Te quiero quitar el peso De la máquina del mundo; Sin duda el vulgo desea Que emperador venga à ser.

EMPERADOR.

Plega al cielo que ansi sea; Pero si malo has de ser, Hecho pedazos te vea.— Filipo, pues me tuviste Siempre, como noble, amor, El ejército resiste.

FM-1PO.

Escondete ya, Señor; Que tus palacios embiste. (Vase el Emperador, y tocan al arma.)

Salen à la puerla ALGUNOS SOLDADOS, y
Filipo los detiene.

¡Pueblo ciego y atrevido! ¡No veis que traicion ha sido ?

La libertad se desea.

FILIPO.

El Rey, aunque malo sea, Ha de ser obedecido; ¿ Por qué la espada se toma Contra nuestro emperador?

SOLDADO 2.0

Porque con tributo toma La gente, y no dió favor Al pontífice de Roma.

FILIPO.

Ya la dió, volvéos atrás.

Sale EL EMPERADOR , y retirales.

Señor, ¿adónde te vas?

EMPERADOR.

Aunque huyendo ansi me fui , Confuso me vuelvo atras ; Que no advierto ni serás ... (Vasc.) Prenderle tenemos.

FILIPO.

Antes Con sangre habeis de ablandar Esos pechos de diamantes.

SOLDADO 2.0

Servirános de incitar; Que somos como elefantes,

FILIPO.

Tente, ejército cruel; Que he de morir antes que él.— Huye; ¿ no ves lo que pasa?

Retiralos, y sale EL EMPERADOR MAURICIO.

EMPERADOR.

¿Es laberinto mi casa , Que no acierto à salir dél? Huyo , y me vuelvo turbado Al mismo puesto; ; ay de mí, Pecador y desdichado!

(Vase.)

Soldados, vengo yo ansi Porque es de Dios solo et dado; Y aquel rigor y malicia Con máscara de justicia Os ha cubierto los ojos; Quebrad en estos despojos

(Vales dando la capa y la ropilla, una cadena, ias sortijas y la bolsa.)

La cólera y la codicia ; Templad , templad vuestros pechos , Saquen estos eslabones Lumbre de fe en vuestros pechos.—

Torna á salir EL EMPERADOR MAURICIO.

En el peligro le pones? Escondete en este estrecho; Huye, Señor, de palacio Mientras que yo los regracio.— Tomad, Tomad.

SOLDADO 2.0

Vuelta al juego. (Vanse los soldados con las prendas.)

EMPERADOR.

Hui de prisa, mas luego Aqui me vuelvo despacio; La majestad ofendida De mi Dios me causa asombros.

FILIPO.

Suhe en mi espalda atrevida;
Que Atlante serán misojos
De los cielos de tu vida;
Aunque me huelles y pises
A la parte que ir deseas,
Será con que me avises
Que soy católico Enéas
De un viejo y cristiano Anquises;
Tu libertad así fundo,
Huyendo irémos los dos,
Pues soy Cristional segundo,
Y tú pareces á Dios,
Porque pesas mas que un mundo;
Mover no puedo la planta;
(Prueba andar con él à cuestas, y no

puede.) ¡Quién fuera agora Atalanta O Dédalo en el andar!

EMPERADOR.

A quien Dios quiere humillar, En vano el hombre levanta.

FILIPO.

Montes sustento pesados. Y el dejarte me lastima Entre bárbaros soldados.

EMPERADOR. Bien dices ; que traes encima El monte de mis pecados. Poco importa tu servicio, Si la mudable fortuna Me derriba, si es su oficio, Y no basta una coluna Para tan bajo edificio. Qué confusos sobresaltos Son estos? De mal tan fuerte No estamos los reyes faltos; Que es como el rayo la muerte, Que rompe edificios altos.—

#### Salen LA EMPERATRIZ AURELIANA Y LA INFANTA TEODOLINDA.

¡Ay hija amada! Quisiera Que el ejercito tuviera Benignidad de elefante, Para ponerte delante, Como inocente cordera; Mas el lobo hace la presa En el cordero mejor. Llévalas, Filipo, apriesa, Y vivan por tu valor La Emperatriz y Princesa.

EMPERATRIZ. Huyamos, aunque primero, Por si vives y yo muero, Digo, Señor, que, temiendo El caso que estamos viendo, Aguardando tu heredero, Aguardando tu heredero,
A Teodosio no pari;
Heraclio es el que he parido,
Que está en los montes; y ansi,
Porque sea conocido,
Tu sortija real le di,
Y Heracliano le cria.
Perdona, y guárdete Dios.

EMPERADOR. Extrañas nuevas me invia; Procurad vida á los dos, Y mejor que fué la mia.

EMPERATRIZ. Véte, Señor, á esconder. (Abraza la emperatriz Aureliana al emperador Mauricio.)

No es posible lo que dices; Soy àrbol que en mal nacer Eché en el mundo raices, Y no me puedo mover; Rama deste tronco viejo, ¿Cómo tus brazos no toco?

(Abraza á la hija.

INFANTA

Abrazos y alma pretendo Darte , siempre agradecida.

EMPERADOR. Los brazos estáis haciendo Puntales, porque es mi vida Pared que se está cayendo. -Llévalas, Filipo, luego; Que en lágrimas las anego.

Salgamos á las montañas.

Bañando van mis entrañas Montes de nieve y de fuego.

EMPERADOR. La muerte habeis de temer, Que es toro que está en la plaza, Y yo la capa ne de ser, Que mientras me despedaza, En cobro os podeis poner.

(Vanse.)

Sale FOCAS, y LOS CAPITANES y SOLDA-DOS, Y EL PRÍNCIPE TEODOSIO, y tocan cajas.

CAPITAN 1.º Todo el palacio rendido Tienes ya

FÓCAS. Verme deseo De la púrpura vestido, Ya que en la rueda me veo De la fortuna subido.

¿Cómo Mauricio no muere? SOLDADO 1.0

Deja esa ropa; que quiere Vestirla el Emperador.

EMPERADOR.

Si la merece mejor, Dios le guarde y le prospere ; Cabeza he sido de Europa, Mas à quitarmela viene El ejército de tropa, Y hombre que cuerpo no tiene, Bien podrá pasar sin ropa.

SOLDADO 2.0 Déjanos, Señor, ponerte

Esta ropa. PRINCIPE.

: Feliz suerte! EMPERADOR.

Pues venis à desnudarme, Bien cerca estoy de acostarme En la cama de la muerte.

FÓCAS. Para quitar la ocasion De que se me atrevan otros, Acabe la pretension De aqueste, y à cuatro potros Le ligad.

PRÍNCIPE. Sucesos son Y admiracion de soldados; Pero los cielos pretenden Que mueran despedazados Hijos que la madre ofenden, Soberbios y mal criados.

FÁCAS Pues que el imperio procura,

Désele esta muerte dura ; Que estando ansi dividido Todo el reino y adquirido, Vendrá à ser su sepultura.

EMPERADOR. Hijo, si mueres, advierte Que à Dios lágrimas le dés; Que quien muere desta suerte, Cisne desta margen es, Que da música à la muerte.

PRÍNCIPE. Si sus obsequias cantando Muere el cisne, yo hombre soy, Que nace y muere llorando.

FÓCAS. Mi tapete has de ser hoy Porque quiero pisar blando. No quiero alfombra ninguna; Que en tu vejez importuna Quiero que estriben mis piés, En señal de que esta es La Rueda de la fortuna.

EMPERADOR. Soberbio en tu trono estuve, Y Dios, que es investigable, Hoy me derriba y te sube. Antidoto saludable De la soberbia que tuve!

Un soberbio emperador Tenga la pena y molestia De Nabucodonosor; Que es bien que padezca bestia El hombre que es pecador. (Echase à los piés de Fócas.)

FÓCAS

Si un Alejandro esculpido El mundo en el pié ha tenjdo , A ser mas eterno vengo; Que el mundo en las manos tengo, Y á los piés quien le ha regido. ¡Oh tragedia nunca oida! Fortuna descomedida! Confusion de Babilonia! Basta ya esta cerimonia ; Quitalde la vieja vida , Atravesalde en el pecho Esta. (Dale la espada.)

EMPERADOR.

Labrador bizarro , Por qué tanto mal me has hecho? Pero, como soy de barro, Fácilmente me has deshecho; Con regalos, con terneza Tu extraña naturaleza Traté, bien podrás decillo ; Mas ;ay! que afilé el cuchillo Para cortar mi cabeza.

Tén paciencia; Dios lo ordena Por sus secretos juicios.

EMPERADOR. Su madre, de gracia llena, Alcance dél que mis vicios Se purguen con esta pena.

HERACLIO. (Ap.) Su muerte está recelando Mi triste imaginacion; Los ojos están llorando Pulsando está el corazon. Los brazos están temblando. ¿Qué es aquesto? ¿Ajeno mal Me lastima desta suerte? ¿ O es el temor natural Con que acobarda la muerte El ánima racional?

SOLDADO 2.0

¿Cómo lloras tú, criatura? HERÁCLIO.

El no llorar ni gemir Mirando una sepultura O viendo un hombre morir, No es valor, sino locura.

Con un aplauso pomposo Publicad que soy del suelo Emperador prodigioso, Y si espada me da el cielo, Conviene ser religioso. (Sacan al emperador Mauricio, atrave-

SOLDADO 2.0 Ya está el pecho atravesado.

FÓCAS. Muera, solo porque sea Hasta en morir desgraciado, Y solo su muerte vea Ese villano ó soldado.

(Vanse, y quedan el emperador Mauri-cio y Heráclio.)

sado con la espada.)

EMPERADOR.

Gracias á Dios podré dar, Pues debiéndote esta muerte, Hayas venido á cobrar, Porque no hay dolor mas fuerte Que es deber y no pagar;

mso le be pedido,
mas que pobre he sido;
s eres liberal
o el principal,
lelta en lo corrido;
res ser pagado
ro, dame luz
ccarlo prestado
neo de la cruz,
stoy acreditado.

menacho, su sangre vertida, stimosas penas i mi cuerpo da vida, teradas las venas, no soy su homicida.

aquesto, muerte airada, ndo tú tan impia, as imaginada, erte cada día mos olvidada? erta, eres dudosa, a, fuerte, animosa, to Dios atrevida, eviviendo lo olvida, mas peligrosa.

uenactio.

à vuestra flaqueza

a ânimo mi pecho,
uelo mi tristeza,
tos sirvan de lecho,
hada mi cabeza;
nsia y agonia
n mi compañía;
ais solo, Señor;
a desdicha mayor
s en la muerte envia.

era agradecerte
or que me has dado;
eres, que en solo verte,
que me has dorado
ara de la muerte?
técete de mi,
r viejo, y mozo fui,
esidencia espero;
sido rey, aunque muero
bre como nací.
eres?

HERÁCLIO. Soy un villano

EMPERADOR.

Cualquier cristiano rador de Dios es, bras son la miés, paja y otra es grano; endré de aquestas dos? drá decir Roma.

nenáctio. en tendréis grano vos, pique la paloma aritu de bios.

emperador. a tu nombre, hermano. neràctio.

EMPERADOR. ¿Quién te crió? HERÁCLIO.

EMPERADOR.

me Dios! ¿quién te dió

ija desta mano?

peratriz , mi señora-

EMPERADOR.

Calla, Heráclio, calla; ahora El alma me ha desmayado Este gusto demasiado. (Desmáyase.)

HERACLIO.

i Qué tiernamente que llora! Y para mas lastimarme, Quedó del hablar ya falto. EMPERADOR.

Viendo la muerte tardar, Ha llamado al sobresalto Para acabar de matarme. ¿ Qué dices, Heráclio? Calla, Porque breve vida siento; La muerte quiere quitalla, Y la deliende el contento, Y están los dos en batalla. ¿Tú eres Heráclio?

HERACLIO.

Yo soy.

EMPERADOR.
¿Que así á conocerte vengo?
Mi Heráclio, muy pobre estoy,
Un hora de vida tengo,
En albricias te la doy;
Y ¿ he de morir? No me aflijo;
Abrázame.

HERÁCLIO.
; Qué alicion!
EMPERADOR,
Tú sin duda eres mi hijo,
Que lo dice el corazon
Con último regocijo;
Como en mi pecho te pone

Con ultimo regocijo;
Como en mi pecho te pones,
Y juntos los corazones,
De sentir sus movincientos,
Conozco tus pensamientos
Y se tus inclinaciones;
¿ No sientes que eres mi hijo?

HERÁCLIO.

Muéstraslo, á mi parecer, En morir con regocijo, Y yo lo doy á entender.

EMPERADOR. ¿Tu sangre, Heràclio, no siente La alteracion de mi pecho, Viendo su imagen presente? Dame ya un abrazo estrecho Para morir dulcemente. La muerte me martiriza; Que en desdichas fénix soy, V en ti mi fe se eterniza, Porque has venido à ser hoy Gusano de mi ceniza. Por librarte y defenderte Entre montes te han criado; Vive encubierto, y advierte Que aborrezcas el pecado, Oue fué causa de mi muerte. Si el imperio pretendieres Y la purpura vistieres, Ampara como à cristiano Al pontifice romano Cuando en peligro le vieres; Que es la llave que abrir sabe El arca en que Cristo cabe; Y ansi, guardarla conviene, Porque, si guardarnos tiene, ¿Cómo puede abrir la llave? Nunca tengas olvidada La muerte y eterno abismo, Pues tu principio es de nada, Y has de volver à ese mismo En el fin de la jornada. El mundo es mar que anegando Anda aquel que á Dios no balla;

No peques pues , y en pecando , La penitencia es la tabla En que has de salir nadando.
Toma siempre el buen consejo,
Honra al clérigo y al viejo,
Reparte à pobres tus bienes,
Y por si soberbia tienes,
Y por si soberbia tienes,
Pobre y humilde te dejo;
Castiga al que lo merece,
No pongas mucho tributo;
Que mas en Dios resplandece.
Infeliz puedes llamarme,
Y en la desdicha imitarme,
Que un mundo te pude dar
Ayer, y hoy has de buscar
Limosna para enterrarme.

BERÁCLIO.
Señor , bendicion te pido ,
Ya que en la voz y en el tacto
Por Jacob me has conocido.

EMPERADOR.

Dios te bendiga.

HERACLIO.

Para un pecho endurecido.

EMPERADOR.

Abrázame ya; que entiendo Que con el grave dolor El alma se ya saliendo. — En vuestras manos, Señor, Este esprittu encomiendo.

(Abrdzanse, y queda muerto el emperador Mauricio, y tocan dentro flautas ó la música que hubiere.)

RERÁCLIO.

¡ Ay años bien fenecidos!
¡ Cuerpo helado y sin sentidos!
Yoces te he de dar; perdona,
Que pienso, como leona,
Resucitarte à bramidos.
Disteme el ser de criatura,
Y yo quisiera pagarte;
Mas es tal mi desventura,
Que lo mas que puedo darte
Es la pobre sepultura.

(Vase, llevando el cuerpo.)

Sale MITILENE Y HERACLIANO.

HERACLIANO.

Gran mal!

MITILENE. ¿Si es nueva dudosa? BERACLIANO.

La fama de nuevas malas Tiene ligeras las alas, Y es la del bien perezosa.

MITILENE,

Llegarémos à los muros.

HERACLIANO.

Como padre y como viejo, Ni lo mando ni aconsejo; Que no estaremos seguros.

Salen FIEIPO, LA INFANTA TEODO-LINDA Y LA EMPERATRIZ AURE-LIANA.

FILIPO.

¿Vienes cansada?

INFANTA.

Que me ha faltado el aliento.

EMPERATRIZ.

Y yo mil desmayos siento.

FILIPO.

¿Son de hambre?

EMPERATRIZ.

Son de muerte.

EL DOCTOR MIRA DE MÉSCHA.

INFANTA. Filipo, ¿dónde nos llevas? Que pasar de aqui es gran yerro. FILIPO.

En la falda deste cerro Hay, Señora, algunas cuevas; En ellas podeis estar Recatadas y escondidas, Para conservar las vidas, Que el mundo os quiere quitar. HERACLIANO.

Oh, mi Señora!

INFANTA. Los cielos

A Mitilene han traido, Porque matarme han querido Con hambre, temor y celos. HERACLIANO.

¿Donde vas ?

EMPERATRIZ, Voy temiendo

El ejército alterado, Y mi Heráclio ... ?

HERACLIANO.

Se me ha venido huyendo; Que sigue su inclinacion.

MITILENE.

Dame tus manos.

EMPERATRIZ. Los brazos

Te he de dar.

FILIPO.

Y serán lazos De mi amorosa prision; Bien os podeis esconder De una escuadra desmandada.

EMPERATRIZ. Filipo, voy desmayada. (Vanse todos, menos Filipo,)

FILIPO.

Yo buscaré de comer ; No sé si acertado sea Ir por ello à la ciudad; No, porque es temeridad Mejor será alguna aldea: Pero ¿cómo, si he quedado Sin dinero ni vestidos, Que todo lo he repartido En el motin? ¡cielo airado! ¿Qué mudanza es la que miro? En un hora tanto mal: Ya Alejandro liberal Ya mas pobre que Buiro.

Salen LEONCIO y DOS SOLDADOS.

LEONGIO.

Que me aflige el alma, os digo, Y no es de hombre el corazon Que no tiene compasion Viendo muerto à su enemigo.

Leoncio, mi amigo, viene, Baston trae de general, No dudo que en el real Sus cargos antiguos tiene; Tal estoy, y à tiempo viene Que puede ser liberal; Pero mil vueltas ha dado Pero mil vueltas ha dado En su estado, y yo no sé Si el amistad y la fe Se mudan con el estado. Quiero llegar embozado, Porque el que pide importuna, Y no hay miseria ninguna A que ra puede venir,

Pues la mayor es pedir A Rueda de la fortuna.— Caballero, mi esperanza Es teatro en quien me fundo Represente su mudanza, Yo el personaje segundo De la comedia Privanza; Yo representé un leal, Luego un capitan triunfando, Y despues un general, Y ya estoy representando Un pobre á lo natural; Fui leal porque servi, Venci por llegar à tiempo Y triunfé porque venci, Y en un minuto de tiempo Muy rico y pobre me vi; Representé un vencedor En la jornada primera, Y aquesta, que es la postrera, Representé lo peor; Si muero desta caida, Será mi vida tragedia Sera mi vida tragedia
En desgracia fenecida;
¡Quiera Dios hacer comedia
Del discurso de mi vida!
Hoy tengo à quien sustentar;
Aunque es justo el recebir,
Tanto en el dar suelo hallar, Que, con ser muerte el pedir, Vengo á pedir para dar; Dió siempre y jamás pidió La familia que alimento; Y asi, soy cigüeña yo, Que quiero darle sustento Al mismo que me le dió; Y si es pedir un estrecho Que la sangre hace sudar, Un pelicano me ha hecho, Pues que quiero alimentar Con la sangre de mi pecho; Como el mundo es un tablero, En que no hay persona alguna Que no juegue y sea tercero, El naipe, que es la fortuna, Me dijo muy bien primero. Pude al principio ganar; No me quise levantar, Perdi todo el resto junto, Y estoy esperando punto Para poderme esquitar.

Mucho tu desdicha siento;
Que en el teatro violento
Deste mundo y sus locuras
Hice tus mismas figuras,
Que yo tambien represento.
Jugué, ganaba, perdí,
Otro mi resto ganó,
Mas barato le pedí;
Y ansí, con lo que me dió,
Al juego otra vez volví;
Suertes he empezado à hacer,
Aunque, temiendo perder
El naípe de la fortuna,
No quise parar á una, No quise parar á una , Que emperador pude ser; Quiseme al fin levantar , en barato te he de dar Lo mismo que recibí, Cuando otra vez lo pedí Para volverme á jugar; Yo recibi buena obra , Y Dios me la dió en empeño; Pagar quiero, tú la cobra, Porque el hombre pobre es dueño De lo que al rico le sobra. Aunque nos parecen dadas Las limosnas, son prestadas; Como arcaduces vivimos, Que damos y recibimos,

Y andan las suertes trocadas. (Ap. Este tiene calidad, Y a Filipo me parece; Saber tengo si es verdad; Que una industria se me ofrece Para probar su lealtad.) ( (Vase.)

FILIPO. Las prendas mismas me ha dado Que en las montañas di yo. A él fué sin duda el soldado Que limosna le di yo.

Que limosna le di yo,

O mejor diré, prestado;
En todo lo he de imitar,
En el dar y en el recibir,
En el subir y hajar;
El me ha enseñado á pedir,
Y yo le he enseñado à dar.

Salen HERACLIANO, LA EMPERA-TRIZ AURELIANA Y LA INFANTA TEODOLINDA.

Llamar quiero á Heracliano, Que vaya à comprar comida.

HERACLIANO.

Mejor estás escondida ; No salgas , que es muy temprano.

FILIPO. ¡Ah , Señora! ¿ Dónde vais? ¿No advertis que no es cordura , Siendo secreta y segura Esta cueva donde estáis?

MITILENE. Viéndola en tantos temores,

De su lado no me aparto.

EMPERATRIZ. Soy como mujer de parto, Que me inquietan los dolores.

INFANTA. Yo consuelo sus enojos Llorando; que al alma vuelvo La razon, y la resuelvo En lágrimas de mis ojos.

Salen LEONCIO, con soldados con alabardas.

LEONCIO. Venis ya bien advertidos? SOLDADO 1.0

Si, Señor.

LEONGIO. Yo he de esperar . Y el suceso he de mirar Entre estos sauces crecidos

SOLDADO 2.0 Filipo, el Emperador Tu vida y honra perdona, Y has de elegir la persona Que quisieres.

HERACLIANO. Gran error Fué salirnos de las cuevas.

SOLDADO 2.0

Escoge pues , si ha de ser Vida de alguna mujer Desas que contigo llevas.

FILIPO. Y cuando yo haya elegido , ¿Han de morir las demás? SOLDADO 2."

Sin cabezas las verás.

FILIPO.

Oh, qué riguroso ha sido! Pero desta vez procuro Defenderlas con mi muerte. Soldano 2.º
So es posible defenderte;
Somos muchos, somos ciento;
Mira la que has de elegir;
Que esta es Rueda de fortuna.

FILIPO.

Que ha de vivir sola una, Tha dos han de morir! Caniuso el alma me tiene; Que la una es mi señora, Que la una es mi señora, Ura me estima y adora, Tyo adoro á Mitilene. ¿On que extraña confusion! ¿Cuái dellas he de elegir? Mejor me será morir Que llegar à esta elecciou.

Filipo, ¿qué te suspendes, Pues que con armas estamos?

FILIPO.

No es cierto lo que pretendes;
La obligacion natural
Por la Emperatriz alega;
Por Mitilene me ruega
El amor, que es liberal;
Humano agradecimiento,
Defender quiero à la infanta,
Que nunca de mi levanta
Los ojos del pensamiento.
Aqui mis ojos están
Como inciertos peregrinos
Que han hallado tres caminos,
Sin saber adónde van;
De mi confusion me admiro,
Qué he de hacer? Dios me resuelva;
No sé à qué parte me vuelva
Cuando à todas tres las miro.

INFANTA.

Si en el alma que te adora llay fuerza alguna que cuadre, filipo, y o tengo madre, y advierte que es tu señora. La Emperatriz tenga vida, y th., que en su amparo vienes, llas de elegirla, si tienes llonra y alma agradecida. Muera yo, y mi madre viva; ¿Qué dudas en la eleccion? Si no es que alguna aficion Del ser racional te priva.

Dices, Señora, verdad. Su vida libre ha de ser; Viva, porque ha de vencer A la aticiou la lealtad; Mas ¿podré librar à dos, Aunque yo venga à morir?

SOLDADO 2.0

Dos vidas , dice , elegis? Haz tu gusto.

Thipo.
¡Santo Dios!
Otra confusion me viene,
Que à la razon tiene presa,
Y no quiero à la Princesa
Porque quiero à Mitilene;
Si la Princesa me adora,
Mitilene me aborrece;
¡Cuál vida destas merece
Que muera por ella ahora?
Be ambas estoy obligado,
Sin inclinarme à ninguna,
Agradecido con una,
Y con otra enamorado;
Y ¡qué dudosa carrera!
Que confuso mar inquieto,
Dende el hombre mas discreto
Casi anegado se viera!
Los ojos y el corazon

Mitilene me arrebata,
Hallo luego el alma ingrata
Y me llamo à la razon;
Yo me voy determinando,
Y por solo agradecer,
He de morir y perder
A la que estoy adorando;
Y à Mitilene gallarda
Me resuelvo en lo mejor,
Y aunque me niega el amor,
La ingratitud me acobarda.
Viva la Infanta, y perdona;
Que contigo be de morir.

MITILENE.

Has acertado á elegir, Como noble.

LEONCIO.

Una corona

Merecerá tu lealtad,
Y la vida que yo tengo
Es de todas, y ansi vengo
Humilde á tu majestad;
Mauricio es muerto, mas tanto
Su muerte se ha de estimar,
Que se puede celebrar,
Pues que murió siendo santo.
Tras la noche del morir
Salió el alma con el alba,
Riyóse el cielo, y con salva
Dios le salió á recebir.

Mártir ha sido, y prometo
Que en mi no ha caido culpa;
Que el ejército disculpa
Mi buen celo.

EMPERATRIZ.

¿ Que en efeto
El Emperador murió?
¡ Ay exfraña desventura!
¿ Cómo podré estar sigura?

LEONGIO.

Sí podrás , viviendo yo ; Moriré en vuestra defensa.

EMPERATRIZ.

Mis prodigios se cumplieron; Secretos misterios fueron De la Majestad inmensa.

Sale COSROES, caballero.

cosnoes.

Soldados y capitanes Del ejercito romano, Los que sujetais al mundo Desde el Antártico al Austro, Los que bárbaras naciones Estáis siempre conquistando; Egipcios, tartaros, medos, Calibes y garamantos, Y otros godos, indios negros, Y otros godos, indios negros, Alarbes, persas y partos, Masejetes y argatisos, Citas, armenios y francos; Los que teneis todo el orbe Lleno de vuestros soldados, De los campos Aberinos Hasta los Elíseos campos; Pues sois señores del mundo, Eligiendo con aplauso Emperadores de Oriente, Y del Ocidente echarlos; Escuchadme, yo soy persa, Y vengo desallando A Leoncio , general; Del ejército gallardo De Persia vino vencido; Que la fuerza de mis brazos No pudieron resistir El poderoso contrario. Robônos el sol hermoso Del ejército persiano,

Que el principe de aquel reino
Aquiles fué de sus rayos.
La gallarda Mitilene
A los persas ha faltado,
Y à la pérdida no iguala
La vitoria que alcanzaron;
Restitúyanos la dama
Que ya el orbe ha eternizado,
Y yo quiero conquistalla
Caerpo à cuerpo, salga al campo;
Si no aceta el desafío,
bélla à rescate, que traigo
Valor y precio por ella,
Que un reino no vale tanto:
boce caballos famosos,
Que en Lidia los engendraron
En doce tàrtaras yeguas
Los vientos desenfrenados;
Bozales de plata y oro,
Mas no jaeces bordados,
Que en sus espaldas desnudas
Suben los persas bizarros;
Diez mil romanos cautivos,
Que cuando fué desdichado
Perdió su adversa fortuna,
Aunque su valor mostraron;
Traigo púrpura de Tiro,
Telas de Persia y Damasco,
Y vuestros Césares muertos
Traigo vivos de alabastro;
Entrégueme la cautiva
Que soi en Persia llamamos,
Reciba el rico rescate
O salga desafiado.

MITILENE.

Déjame à mi responder.

Oye, persa temerario,
Que al general desafias,
Siendo un cruel estebano;
Si à Mitilene ha traido,
Venciólo como soldado,
Si Persia tanto la estíma,
Estimada está aqui en tanto,
Que es miserable el rescate
Que pródigo estás llamando;
No se aceta el desafio,
Porque el general romano,
Si no es con principe ó rey,
No puede salir al campo.

Pues yo, que le desafio, Bien puedo desafiallo, Que soy el principe persa. MITILENE.

¡Gran Señor , querido hermano , El alma triste me alegras , Y ya te esperan mis brazos !

cósroes. ¡Oh famosa Mitilene , Voy à dejar el caballo.

(Vase.)

Salen LOS CAPITANES tras HERÁ-CLIO.

CAPITAN 2.º Muera, muera, capitanes, El atrevido villano Que à Fócas ha dado muerte

El atrevido villano Que à Fócas ha dado muerte, Y ya le lleva arrastrando. CAPITAN I.º

Si se esconde en esos montes Se ha de librar , y es gallardo , Que el ánimo y el temor Son alas y vuelan tanto.

(Subese Heráclio à un montecillo.)

LEONGIO.

¿ Qué es esto que pretendeis?

CAPITAN 2.0

Dar á un mozo temerario Mil muertes.

> LEONGIO. ¿Qué ha cometido? CAPITAN 2.0

Un delito extraordinario: En el palacio imperial Pudo entrar, y con un lazo Puesto en el cuello de Fócas, Salió del mismo palacio; Muerte le dió, y su fortuna Lugar y ocasion le ha dado Para escaparse ligero Del rigor de nuestras manos.

HERÁCLIO.

Soldados y capitanes Que el orbe habeis conquistado, No es desbonra que os gobierne Un hombre desesperado, Un bárbaro en las costumbres, Mónstruo en las obras y trato, Monstruo en las obras y trato, Enemigo riguroso De nuestro linaje humano? Que le di muerte confieso, Porque con ella he vengado La de Mauricio, mi padre; Su hijo soy, no os de espanto. Hasta aqui vivi encubierto En casa de Heracliano; La madre teneis presente Deste corazon hidalgo; Por propria naturaleza Por propria naturaleza Al imperio soy llamado. Vida quiero, no el imperio, Que es miserable teatro.

HERACLIANO.

Ejército valeroso, La verdad os dice Heráclio; La Emperatriz, mi señora, Le ha tenido disfrazado, Temiendo de la fortuna Aquestos sucesos varios Que en su infeliz nacimiento Los cielos pronosticaron. Verdadero césar nuestro Es sin duda , y está claro Que la sangre generosa Venga al padre desdichado. (Hincanse de rodillas al ejército la em-peratris Aurellana y la infanta Teo-dolinda.)

EMPERATRIZ. Si con los hombres piadosos Pueden las mujeres algo, Y lágrimas enternecen Los corazones de mármol, Una huérfana y viuda Ahora os piden llorando Piedad y vida de un hijo Y de un infeliz hermano. A mi esposo me quitasteis Que ya el cielo está pisando, Pues que pagó con su muerte Sus descuidos y pecados. Ejército riguroso. Capitanes y soldados. Sargentos y centuriones. General, maestre de campo, Heráclio es mi propio bijo; Sed clementes, sed humanos.

voces. (Dentro.) ¡Viva Heráclio! Viva Heráclio!

LEONCIO.

Entre el aire suenan voces.

voces. (Dentro.) ¡Viva Heráclio! Viva Heráclio!

LEONCIO. Si ya su nombre celebran Con voces los cielos santos, Heráclio es emperador.

CAPITAN 1.º

¡Viva Heráclio!

CAPITAN 2.0 ¡Viva Heráclio!

(Desciende Heráclio del monte al ta-

blado.) LEONCIO.

El rey no fué que de Fócas Estaba pronosticado; Rija Heráclio nuestro imperio. ¡Viva Heráclio!

TODOS. ¡Viva Heráclio! (Coronante.)

Sale COSROES.

CÓSROES.

Mi gallarda Mitilene, ¿ Donde estás? Dame tus brazos. MITILENE.

Estoy, principe famoso, Tu venida deseando.

CÓSROES. ¿Quién es el emperador?

MITILENE. El que ahora han coronado.

CÓSROES.

Dale al principe de Persia Las manos.

HERÁCLIO. Felice caso; Los brazos tengo de darte, Y á Mitilene la mano De esposo.

LEONGIO. No puede ser Porque la suya me ha dado.

MITILENE.

Leoncio, ¿ qué estáis diciendo?

LEONCIO.

Con esta sortija hablo. Por ella me prometiste, Entre esos altos peñascos Cuando una vez te dí vida , Que pidiese ; ya ha llegado El tiempo á la condicion ; Que no pierdes, y yo gano.

MITILENE.

¿Tu fuiste? ; Válgame el cielo! Obligada estoy y callo; Digo que si.

LEONCIO.

Pues ahora Serás esposa de Heráclio; Vencerme quiero à mi mismo. El es señor, yo criado , Y el merece solamente Ser tu esposo.

EMPERATRIZ. Leal vasallo!-Filipo, dale à la Infanta La mano, pues has ganado La honra que has de gozar.

FILIPO.

Dasme honor.

INFANTA.

Vivas mil años; Y la historia prodigiosa Aquí tiene fin, Senado, No La Rueda de fortuna. Porque siempre está rodando.

## COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# GALAN, VALIENTE Y DISCRETO,

DEL DOCTOR MIRA DE MÉSCUA.

#### PERSONAS.

LA DUQUESA DE MAN- | PORCIA.

DON FADRIQUE. RAMON.

DUQUE DE FERRARA. DUOUE DE PARMA. DUQUE DE URBINO.

FLORES UN MAESTRO. DAMAS. - MUSICOS.

#### JORNADA PRIMERA.

#### Salen LA DUQUESA Y PORCIA.

Despues que murió tu hermano, El silencio y la tristeza Dan sombras à la belleza De ese rostro soberano. Cuando á Mántua has heredado Vives con melancolia?

Si; que es grande la porfía De un desvelo y un cuidado.

Dime, ¿qué cuidado fuerza Tu desvelo y tu pesar?

DUQUESA. El no inclinarme à casar Y haberlo de hacer por fuerza.

PORCIA. Mudable es la inclinacion.

DUQUESA. Hombres y bodas me ofenden; Son muchos los que pretenden, Y temo errar la eleccion.

#### Sale ELISA.

ELISA. Un loquillo de buen gusto Lievan a Florencia, y fuera Quien algun placer te diera.

DUQUESA. Cualquier loco me da susto; Que pienso cada momento Que se enfurece.

Imagino
Que es loco por un camico,
Que te puede dar contento;
Jugar sabe akajedrez,
Y jugar contigo puede.

DUOUESA. Si no es furioso, se quede. PORCIA. Ya habrá quien alguna vez Te divierta,

DUOUESA. Si el casarse Es un vivir con morirse ¿ Por qué muerte ha de decirse Aquello que es cautivarse? Mal mi cuidado se olvida, Porque es una accion incierta, Que se yerra ó que se acierta Por el tiempo de la vida. El errar en otra accion Disculpa suele tener; Y asi, en esta es menester Mas cuidado que eleccion.

#### Sale FLORES, de loco.

FLORES. Guarde Dios la buena gente, Y guarde tambien la mala, Por si hay della en esta sala; Pero mi malicia miente, Que entre damas tan hermosas Cosa mala no se hallo. Pardiez, que à ser Páris yo, Fuérades las tres las diosas.

DUOUESA. La manzana ¿á quién se diera? FLORES.

Para quitarme de dudas, Si Paris las vió desnudas, Ropa fuera, ropa fuera.

DUQUESA. ¿Cómo te llamas?

FLORES.

¿ Quién vió Tan necia pregunta? Di . Otros me llaman à mí; Que no he de llamarme yo.

DUQUESA. Tu nombre pregunto, amigo.

FLORES. Quién es un santo varon Con esclavina y bordon, Que trae un perro consigo Con un pan, sin que le asombre El verle una llaga aqui? DUQUESA.

San Roque.

FLORES. ¿San Roque? DUQUESA.

FLORES. Luego ¿ya sabeis mi nombre? DUQUESA.

Y ¿de donde eres?

FLORES.

No soy; De la tierra solo he sido, Pues de la tierra he salido, Y à ella caminando voy.

PORCIA.

Sentencioso quiere ser.

ELISA

Diz que es poeta , Señora ; Y sin sentidos un hora Se está para componer Sus metros.

DUOUESA. Loco discreto, Hazme unos versos à mí.

FLORES. Siéntome pues, porque así Quiero pensar un soneto.

PORCIA.

¿Si vino de Parma ayer? DUQUESA.

PORCIA. Tres potentados son. DUQUESA.

Don Fadrique de Aragon Tambien viene à pretender. EL DOCTOR MIRA DE MÉSCUA.

¿Quien es ese caballero? DUQUESA.

Pobre, pero celebrado; Noble, pero despreciado.

PORCIA. Oh, qué malo es ese perro! DUQUESA.

Deudo dicen que es cercano Del rey de Napoles, sol De Italia.

Medio español Y medio napolitano, Presumido y codicioso, Tu estado pretenderá. DUQUESA.

Hacer imagino ya Un examen riguroso De todos mis pretendientes; Ese loco ¿ nos ha oido?

ELISA.

Él está muy divertido, Y rumiando allá entre dientes Sus consonantes.

> DUQUESA. Despeje,

FLORES.

Consonantes hay a boca Toca, loca, emboca, choca ... PORCIA.

¿ Qué importarà que le deje, Si es loco y se divirtió?

DUQUESA.

Dices bien; que no embaraza.

FLORES.

Plaza, taza, calabaza, Coroza, ; coroza no!

DUQUESA

Digo, Porcia, que me ofende Ver que mis estados sean Lo que estos hombres desean; Pues ninguno me pretende A mi por mi solamente. Cuando mi hermano vivia, Cómo entonces no tenia Amante ni pretendiente? Ello es codicia, y no amor, Lo que á estos cuatro ha traido; Imaginar que yo be sido La deseada es error. Una industria percibi: Caprichosa quiero ser, Si he de examinar y ver Quién me quiere à mi por mi, Y no por el grande estado.

PORCIA.

Dificultoso será-Pues cada cual mostrará Que ha venido enamorado; Servir y galantear Es fácil al que enamora, Y muchas veces, Señora, Yale mas fingir que amar; ¿Quién penetra la intencion, Y cuales ojos discretos Son linces de los secretos Que están en el corazon?

DUOUESA. Porcia, muy posible es todo; Humano lince he de ser, Yo lo tengo de saber; Escucha, sabrás el modo. Las dos en grave clausura Cerradas siempre nos vimos, Y como dicen, vivimos En hermosa sepultura.

Nadie me vió en la ciudad; Si mis criados prevengo, Logrado el capricho tengo Con mucha facilidad. Piense cualquiera que hoy Ser mi pretensor profesa, Que eres, Porciu, la Duquesa, Y que yo la Porcia soy. El papel de Serafina
Has de hacer cuando nos vean
Esos que à Mantua desean;
Y si alguno se me inclina
Como a Possia. 1 si alguno se me incina Como a Porcia y como á pobre , Será amante verdadero , Y tendrá el lugar primero , Aunque hacienda no le sobre , En aquesta pretension.

PORCIA. Podrá estar secreto?

DUQUESA

Porque los hombres que á mi Me conocen pocos son, Y no saliendo de casa, Con cuidado vivirémos. Y mas, que nos parecemos Algo las dos.

PORCIA. De nosotras el secreto?

DUQUESA

Cuando esto se baya sabido , Como dicen , ¿que hay perdido , Sino solo este conceto Que formé? Pero verás Cômo lo he de conseguir.

PORCIA. Desde hoy empiezo a fingir.

DUQUESA. Mas he pensado; oye mas: Podré en cualquier ocasion Que ellos se junten aqui. Ser yo mas dueño de mi Siendo la conversacion Contigo; escuchando yo, Podré mirar con efeto Cuál es mas cuerdo y discreto. Hasta ahora no se viò Condicion como la mia; El que inclinarme quisiere Sea solo el que tuviere Gala, ingenio y cortesia; Con eminencia galan Quiero que el amante sea , Y en él la virtud se vea Que en los diamantes, que están Cuando brútos deslucidos, Como piedras ordinarias, Y visos de luces varias Exhalan cuando pulidos. Tambien le quiero valiente; Que el animo y corazon Dicen quién es el varon Que debe ser eminente. Con estas dos calidades Satisfechos y advertidos Quedan los ojos y oidos; Pero si el ingenio añades, Cesará el conocimiento De mi noble inclinacion, Pues será la discrecion La luz del entendimiento.

PORCIA.

Y ¿cómo ha de ser, me di, Que esa noticia tengamos?

DUGUESA. Quiero que un festin hagamos En casa esta noche; así, Cogiéndolos sin pensar, Cual es mas galan veremos;

Que para los dos extremos Que faltan, habrá lugar.

FLORES. El soneto acabé; plaza, Que mi musa no está loca; « A la Duquesa alabará mi boca, Si el cielo me la libra de mordaza.»

DUQUESA. En verso medido empieza.-Id delante y proseguid.

PORCIA.

Elisa y Porcia, venid.

DEQUESA.

Vaya al jardin vuestra alteza. FLORES.

«¿Quién vió pálida flor de calabaza Trepando por las puntas de una roca?»

DUQUESA Basta; ¡ qué! ¿ es verso?

PORCIA.

Agudeza

Es propia de locos. DUQUESA.

Id

Vos delante, y proseguid.

PORCIA.

Vaya al jardin vuestra alteza. (Vanse.)

Salen EL DUQUE DE URBINO, EL DE FERRARA Y EL DE PARMA.

FERRARA.

Hermosa es Mantua.

PARMA

Es empeño,

De quien la fama ha salido.

Mi iman poderoso ha sido La hermosura de su dueño: Ella me trae solamente.

FEBRARA.

¿La habeis visto?

URBINO. Nunca.

FERRARA.

Pues?

URBINO. Tan grande su fama es, Que si en cuatro partes miente, Le ha de quedar hermosura, Para ser la mas hermosa Vénus que tiñó la rosa De carmin y sangre pura; No ha sido en la antigüedad Tan celebrada; de modo Que, aunque no la imite en todo, Será inmensa su beldad. Las cosas grandes no pueden Ser pintadas como son Porque à su misma opinion Las mismas cosas se exceden. Un ciego ver deseaba El hermoso rosicler Del sol, y para saber, A todos lo preguntaba. Cuál le pintaba y decia Que era un orbe de luz varia, Y singular luminaria, singular luminaria Padre y principio del dia; Cuál le figuraba que era Una luz con movimiento Que à faltar conocimiento , Por Dios adorada fuera. Vió despues el arrebol

Celeste con regocijo;

GALAN, VALIENTE Y DISCRETO.

«Nadie supo pintar, dijo, Cómo es el sol, sino el sol.» Así, cuando contemplemos La hermosura y sol divino De la Duquesa , imagino Que admirándola, dirémos: - Oh Vénus hermosa! Oh dama Nacida de otras espumas Madas lenguas, cortas plumas Madas lenguas, cortas plumas Han sido las de la fama. De la elocuencia y del arte Poco encarecida fuiste; Sola tú misma supiste Describirte y alabarte.»

FERRARA.

Vos, señor duque de Urbino, Ya tendréis noticia della; Yo alabaré su luz bella Por diferente camino. Un hombre que deseaba Casarse en otra ciudad, Si no con curiosidad, Con afecto preguntaba A cuantos de alla venian Si era discreta y hermosa La que eligió por esposa, Y todos le respondian: Y esto, que pudo templar Su amor, le vino aumentar Con singulares extremos, Diciendo: «Si no es hermosa, Para que el gusto la goce, Mujer que nadie conoce Es honesta y virtuosa.»
Esto me sucede à mí:
Si es hermosa be preguntado,
Y ninguno la ha alabado,
Todos dicen: « No la vi.»
Y yo à tanta novedad, Digo, admirado: « Mujer Que no se ha dejado ver, Mucho tiene de deidad.»

Duque de Ferrara, ó sea Malicia ó atrevimiento, Malicia o atrevimiento,
Yo saco deste argumento,
Por consecuencia, que es fea.
La luz no puede encubrir
Visos de púrpura y nieve,
Que aun en átomo tan breve
Suele brillar y lucir.
Confieso mi desvario,
Ni dudando ni cavarabdo: Ni dudando ni creyendo; Por otra razon pretendo: Su estado cae junto al mio. Soy amante en apariencia Y vuestro competidor; Lo que me falta de amor

Me sobra de conveniencia.

Confesando esta verdad
El de Parma, nos confiesa,
Sin ofender la Duquesa,
Que es mucha nuestra amistad.
Y asi, pues amor honesto
Celos ni envidia no admite, Cada cual se solicite Su dicha, sin que por esto El que mas acepto fuere Tenga emulacion alguna; Dé el amor ó la fortuna Esta dicha à quien quisiere.

PERBARA.

Sin dar envidias al sol, Sus rayos son de rubis.

PARMA.

Y los dos ¿qué me decis Del arrogante español, Que, sin hacienda ni estado,

A titulo de pariente Del rey don Alonso , intente Lo que habemos deseado?

URBINO.

Casi solo se ha venido; Y asi, en nuestros galanteos, En festines y torneos Ha de quedar deslucido.

PARMA.

Pues, amigos, torneemos Y la sortija corramos, Justas y máscara hagamos, Deslucido le dejemos.

FERRARA.

El viene, y querra tratarse Con nosotros igualmente.

URBINO.

Por ahora es conveniente Sufrir y disimularse; Pero estando en la presencia De la hermosa Serafina, Sufrirlo no determina Mi cordura y mi paciencia.

FERRARA.

Lleve desaires iguales A la soberbia que tiene.

PARMA.

Aquí à propòsito viene Hablar por impersonales.

Salen DON FADRIQUE Y RAMON, criado.

DON FADRIQUE. Guarde Dios á vuecelencias Con salud y larga vida.

URBINO.

Guarde al señor don Fadrique. PARMA.

¿Quién dudará que le obligan Venir á Mántua retratos De la hermosa Serafina?

DON FADRIQUE. Bien puede dudarlo el Duque, Porque no tengo noticia Que haya retrato ninguno De beldad tan exquisita. Y si dicen que à Alejandro Retratarle no podia Sino Apéles, ¿qué pincel A los perfiles y lineas Desta deidad se atreviera, Sin temblar en la osadia La mano al lienzo arrimada, Y sin turbarse la vista A los rayos de sus ojos, Mayormente si se imitan En dos cosas con el arte, Agua y luz? Cosa es sabida Que los vivos y excelentes Objetos turban y olvidan Nuestros sentidos; el sol , Cuando llega al mediodia , Qué ojos de águilas y linces Hay que á sus rayos resistan? Cuando por las siete bocas El Nilo se precipita, Sordos deja à los que moran En las riberas vecinas. La nieve, que en los Tifeos Está en el tálamo antigua, El tacto humano entorpece; La oriental especeria Y los aromas suaves Que la Arabia fructifica, El olfato alteran siempre A quien por ella caminu. El néctar dulce que labra, Chupando flores en Hibla,

La abejuela , estraga el gusto. Siendo esto así , ¿ quién podria Retratar rayos de luz , Mirando nieve tan viva , Atendiendo , resistiendo Los aromas que respiran . Las razones que pronuncian De elocuencia peregrina? Quién un'objeto tan alto Reducir pudo à medida Y proporcion con el arte, Copiando luz tan divina?

URBINO. Oh, qué afectado discurso!

PARMA.

Dejémosle que prosiga Con su escudero.

> FEBRARA. El señor

Don Fadrique se publica Enamorado y leido.

Bien dijimos que venia Con pretensiones à Mantua. (Vanse los duques.)

DON FADRIQUE.

Discretos son , si adivinan Eso los señores duques.

RAMON.

Estos, con celosa envidia, Te han hablado descortés.

Con igual descortesia Serán tratados de mi.

Sale FLORES, de galan gracioso.

FLORES.

Hallaros solos es dicha.

DON FADRIQUE.

Seas, Flores, bien venido; ¿Qué tenemos? FLORES.

Que la vida He de dar en tu servicio. Salió bien la industria mia ; Fingime loco, y mandome Que en su casa y corte asista; y así, de sus esperanzas Tengo de ser una espía. Advierte en breves palabras Que à Porcia manda que fioja Ser la Duquesa, porque ella Fingirse quiere su prima, Para ver si de esta suerte A su hermosura se inclinan.

DON FAURIQUE.

Es hermosa?

El mismo sol, Es la aurora, y es el dia, Es la tarde, y no es la noche; Mujer es que encapricha. Esta noche hay un sarao, Y en ella Porcia fingida Quiere examinar cual es El mas galan; no se vista Aquel pajaro que dicen Que nace de sus cenizas Mas galan que tû, Señor; Vén pues, y al abril imita. Duque de Mantua has de ser; Alerta, mira que sirvas A la que se llama Porcia; Advierte que es Serafina, No enamores la Duquesa.

EL DOCTOR MIRA DE MÉSCUA.

En aquese cenador, Palacio deste jardin.

Sale FLORES, de loco.

FLORES.

Alerta, madama mia; Que hay marranos en campaña, DUQUESA.

Todo es temas con España.-Mira, Roque, yo querria Que me digas la ocasion De quererlos mal.

FLORES.

Diréla : Yo anduve con una muela, Cantarillo y carreton; Cantarillo y carreton;
«Amolar cuchí,» decia,
y con esto eché sin cuenta
A perder cuanta herramienta
En la pobre España habia.
De un lugar á otro pasaba,
Y un español encontré. Gallego pienso que fué, Pues descalzo caminaba. Con un rio nos topamos, Y él, que sin botas venia, Dijo que me pasaria, Como en la venta bebamos A mi costa ; yo acepté , Y estando en medio del rio , Me dijo el caballo mio: « Monsiur ;» respondile : « ¿ Qué? » Replicóme : «Di, ¿ cuál es , Sin mentir ni estar medroso , Sin mentir ni estar medroso, Cuál es rey mas poderoso, El español ó el francés ?» Yo respondi con temor : «Tu rey tiene mas poder;» Y dejándome caer, Me dijo: «¿A tu rey traidor ?» Escapéme medio ahogado, Y cuantos así me vian, Me tiraban y decian : «Gabacho, pollo mojado.»

DUQUESA. Ya no me espanto que tengan Enojado á Roque asi. Porcia, traigan luz aqui. PORCIA

¿ Vendrán los músicos?

DUQUESA. Vengan.

(Vanse la Duquesa y Porcia.)

FLORES.

Héme aqui loco en juicio, Heme adultoco en juicio, Muy falso y muy socarron, Como muchos que lo son Por holgar y andar al vicio. En las cortes y palacios Usan muchos desta treta. Uno haciéndose poeta, Y borrando cartapacios, Si no de Apolo, de Baco, Hace versos de horizontes, Ecos, relaciones, montes Y no es loco, que es bellaco. Otro insulso majadero Cargado de hábitos hay, Tan sin donaire, que tray En la boca al mismo enero. Otro que anda todo el dia Lleno de ócio y de pereza, La capilla en la cabeza, Con circunstancias de espía. Otro locuras fingia , Y á sus bodas convidaba , Diciendo que se casaba Con cierta señora ; un dia Con docientos le amagaron,

Y á su seso se volvió; Mas la música salió , Y los tres duques llegaron.

Sale EL DUQUE DE URBINO.

URBINO. Bello jardin , tu belleza , Aunque irracional y muda , Remedando está sin duda La hermosura de su alteza; Que al pintar naturaleza Sus divinos resplandores, La tabla de los colores Y pinceles arrojó , Y con esto derramó Nieve y jazmin sobre flores.

Sale EL DUQUE DE FERRARA.

FERRARA.

Cristal, que un mármol pequeño Estás siempre retratando, Bien sé que estás envidiando La hermosura de tu dueño; Porque el alba, con el ceño De ver su rostro excedido, Y que Serafina ha sido Mas hermosa, ella lo siente; Y así, forman esta fuente Las lágrimas que ha vertido.

Sale EL DUQUE DE PARMA.

PARMA. Murtas, que en Chipre habeis sido De Vénus verde guirnalda, Remedando á la esmeralda, Que su color no ha perdido; Si la madre de Cupido Hallasteis alla envidiosa, Aquí estaréis mas hermosa, Pues hallaréis mas divina La pianta de Serafina Que el cabello de la Diosa.

Sale DON FADRIQUE.

DON FADRIQUE. Murtas, rosas y cristales, En quien ese jardin llueve Copos y aromas de nieve, Si sois rasgos y señales De los rayos celestiales De vuestro dueño, hermosas Son las sombras tenebrosas, ¿ Que será la luz divina? Sombra sois de Serafina, Cristales, murtas y rosas.

FLORES. Majaderos cortesanos Los cuatro me pareceis. Pues todos cuatro quereis Ser duquesos mantuanos, Y à uno solo diran si; Par diez, si duquesa fuera, Bien sé yo quién escogiera.

URBINO.

¿ A quién , loco?

FLORES. Cuerdo, à mi.

Salen DAMAS, PORCIA, LA DUQUESA y UN MAESTRO, y siéntase Porcia en una silla, y los tres duques en un banco, y cantan. músicos.

Al festin de la hermosa duquesa De Mántua gentil

DON FADRIQUE. Si me industrias, si me avisas De lo que pasa en palacio, La Duquesa ha de ser mia.

Será tuya la mas bella Que los campos vieron, ninfa; A mi savo jironado Y á mi ignorancia fingida Me vuelvo; véte con Dios, Pues de mi ingenio te fias. (Vanse.)

#### Sale LA DUQUESA.

DUQUESA.

Este jardin ameno , De flores , plantas y de frutas lleno, El cielo nos retrata ; Ese estanque de plata, El cielo es cristalino; Las ruedas de esa azuda, que es camino Del agua artificioso, Son móviles primeros; Las rosas son luceros Del firmamento hermoso; Las otras flores bellas, El numeroso ejército de estrellas; El girasol, que mira Al poniente una vez, y otra al levante; El sol, que el cielo gira, Y la luna menguante, O ya de su luz llena La cándida azucena;
Estrellas, luna, sol, fuentes y flores,
Todo me enseña amores,
Y yo sola me hallo
Sin saber qué es amor ni deseallo. Esa hiedra se enlaza , Y el tronco de los álamos abraza; Alli la flor de clície pena amando , Y á Apolo va buscando ; Trepar quiere la murta por la parra, Y amando la violeta la pizarra, Besándola ha nacido; Allí canta en su nido El ruiseñor amores; Alli rayos del sol aman las flores; Alli las fuentes quiebran Su cristal , y celebran La jornada que hoy hacen Al mar, adonde nacen, Y á quien enamoradas. Se vuelven despeñadas; La flor de clicie, murta, yerba y flores, Todo me enseña amores; Y yo sola me hallo Sin saber qué es amor ni deseallo.

#### Sale PORCIA.

PORCIA. Sola vuestra alteza? DUQUESA

Aunque no estoy sola, digo, Las veces que estoy conmigo.

Un sábio lo dijo así: Ya están los competidores Avisados, y vendrán.

Di, Porcia, ; qué fingirán? ¿ Que vienen muertos de amores?

PORCIA. ¿Donde ha de ser el festin?

DUQUESA: Parèceme que es mejor GALAN, VALIENTE Y DISCRETO.

Los galanes vienen apriesa; Cada cual servirla profesa, Galan como abril.

FLORES. Escaped, señora Duca, Linda como almoradux, Duco que pueda ser dux De Venecia, y ann de Luca. Vsi acaso le quereis Bambre robusto, voz gruesa, Escored aquel, Duquesa, Que publica le quereis. A este el si se ha de decir; Pero si quereis enano Al daquino mantuano, Aqueste habeis de elegir. Con el español no hablo, Que, aunque es galan como el sol, Es en efecto español, Y me parece al diablo. Urbino, Parma, Ferrara, Esta la Duquesa es, Merece un delfin francés, Grande estado, linda cara. Esta es Porcia, y no dichosa, Pobre, mas dama perfeta, Que, sin ser fea, es discreta, Y sin ser necia, es hermosa. Y advertid, amantes nuevos, Que esta , ni dueña ni dama , Yo no sé cômo se llama ; Sé que se sorbe cien huevos, Como quien hace una trova; Y esta que se llama Elisa Tiene una cara de risa, Ni sé si de alegre ó boba. Yo soy loco destas donias Y este que empieza à barbar Es maestro de danzar, Y tambien de ceremonias. Y para decirlo en suma, Estos mentecalos son Ruiseñores de cancion. Con harbas en vez de pluma. Agora, Roque, sentãos, Porque el festin ha de ser.

PORCIA.

Diga lo que se ha de hacer El maestro de saraos.

DON FADRIQUE. (Ap.) La falsa Porcia promete Con su hermosura rigores; Advertido anduvo Flores.

MAESTRO.

Traiga un paje un ramillete.

PORCIA.

Dad, maestro, aquestas flores. MAESTRO.

A quien yo las llegue à dar, Una dama ha de danzar; Pero la dama, señores, Danza una vez.

Siendo asi.

Las flores babeis de dar.

FERRARA.

El festin he de empezar. DON FADRIQUE.

Dadme el ramillete à mi.

A una cuestion les provoco , Y no me atrevo , Señora ; Dad vos las flores agora .

Dé el ramillete este loco A quien le quisiere dar; Cesará la competencia, Y tengan los tres paciencia.

Volvámonos à sentar.

FLORES.

A mi las flores me dan , Y loco en darlas seré ; A quién, à quién las daré? Doyselas al mas galan.

(Daselas à Fadrique.)

DUQUESA. Cómo, di, si es español, El ramillete le diste?

Luego ino entendeis el chiste? Porque le peguen los tres.

DON FADRIQUE.

No atribuya vuestra alteza Lo que biciere à groseria; Yo confieso que venia Adorando esa belleza; Pero amor, naturaleza Segunda, mi inclinacion Forzó con tanta pasion Despues que otra dama vi, Que, estando fuera de mi, No supe hacer la eleccion. Amor, deidad poderosa, En mi su fuerza mostró; Una cosa pensé yo, y el amor hizo otra cosa. Ir suele à coger la rosa Un galan en el jardin, y encontrándose el jazmin, Sus cándidas flores coge, Sin que la rosa se enoje, Pues se queda rosa en fin. Adorando las estrellas . Muchos hay que al sol negaron, Las estrellas envidiaron Entre tantas luces bellas; Sois el sol, alba son ellas Y alba la que mi alma adora; Perdonadme, gran Señora, Si se atreve un español A negar flores al sol Por darselas al aurora. Porcia tome el verde ramo, Haciendole celestial, Y recibalo en señal De que su amante me llamo; Del alma la riqueza amo, Las del mundo son extremos , Que españoles no queremos. Si la inclinacion bajé, Danzar el alta no sé; Porcia, la baja dancemos. (Danzan los dos, y cantan los músicos.)

MUSICOS.

Al festin de la hermosa duquesa De Mantua gentil Los galanes vienen apriesa, Cada cual servilla profesa, Galan como abril.

Su alteza es dueño y juez; Dé ella el ramillete , diga Que el festin otro prosiga.

PORCIA. Délas Roquillo otra vez.

FLORES.

Duquesa, esos son errores Mayores que mi locura; Soy yo mayo por ventura , Para andarme dando flores? A ninguno mas se dén; Ya no es fiesta, pues empieza Otra dama, y no su alteza. CRBINO.

Este loco ha dicho bien;

Porque su alteza debia Ser suplicada primero.

Basta , ningun caballero Salga à la defensa mia. Que me enojaré; y agora Cese el festin.

DON FADRIQUE. Del error De mi no pasado amor Ya os pedi perdon, Señora. (Vanse, y queda la Duquesa la postrera,

y Flores.) FLORES.

Señora Porcia, escuchad: Al español que està fuera Una burla hacer quisiera: No os vais tan presto, esperad.

DUQUESA.

¿Aun el enojo te dura?

FLORES.

Ce, español, ce, que te llama Aqui fuera cierta dama, Con mas dicha que hermosura. Vén, español, me dirás Unos requiebros aqui. -Ay, que viene tras de mi! Yo me escondo aqui detràs.

Sale DON FADRIQUE, y Flores se esconde detrás de la Duquesa.

DON FADRIQUE. Quién me llamó? Ya he notado Que voz de un ángel ha sido; Oh quién fuera el escogido! Porcia, como fui llamado,

Con gusto vengo y forzado; Que si el fuego artificial Va en forma piramidal A su elemento, así yo Busco la voz que llamó Como à centro natural.

DUQUESA.

No fui...

DON FADRIQUE. Si muero yo, A ese no, en rigor extraño. Mateme tu dulce engaño, No me desengañes, no. Quien cosa alegre gozó
En el sueño (; pasion fuerte!),
Que es ensayo de la muerte,
Disgusto suele tener, Con ser sonado el placer. De que alguno le despierte. Un enfermo deliraba, Y grande rey se fingia; Imperios y monarquia En su locura gozaba; Sano, y alegre no andaba. Diciendo: «Gracias no doy A quien me da salud boy, Pues era rey soberano, Enfermo, y estando sano. Un hombre ordinario soy. Sone que me habias llamado, Y en mi altiva fantasia, Pudo causarme alegria Este bien, aunque soñado; Deliré, sol me he juzgado Que llamó à la hermosa aurora; Si este sueño mi alma adora, Y esta locura que veis. Señora, no me saneis No me desperteis, Señora.

(Vase Flores.)

DON FADRIQUE. Loco fuera

Quien à la voz no viniera De un loco , que me ha tornado Cuerdo à mi , pues digo osado Que hallé en este jardin verde Quien mis delirios acuerde, Si los otros locos son, Porque solo está en razon Quien por vos el seso pierde.

DUQUESA.

Amante de Serafina Habeis venido , Señor; No es de buen gusto el amor Que á otra hermosura os inclina. ¿ Quién deja la clavelina Por el pálido alhelí? Quién menosprecia el rubí Por la morada amatista? Sea vuestro amor con vista, No esté vendado por mí. Vos pobre , yo sin estado , Serémos sin duda alguna Delirios de la fortuna , Risa y fábula del hado; Festejad, enamorado. La belleza singular De Serafina; mudar Objeto no es de prudente; ¿ Quién se admira de una fuente , Viendo el piélago del mar?

DON FADRIQUE. No os lo niega mi osadia , Ni mi locura lo crea ; Amor pompas no desea. Si yo soy vuestro, y vos mia, Ricos fuéramos los dos, Yo de amor, vos de hermosura, Vos de luz, yo de ventura; Hazlo, amor, pues eres dios. Si fuente os habeis llamado, Permitid que sin aviso Me mire, como Narciso, En vos, de mi enamorado; Que estando en vos transformado, Ya no soy yo, sino vos, Y estuvieramos los dos, Vo Narciso, si vos fuente, Viendonos eternamente; Hazlo, amor, pues eres dios. DUQUESA.

Daros licencia no quiero.

DON FADRIQUE.

¿ Palabras tan rigurosas?

DUOUESA.

Si, que me faltan dos cosas, Que he de examinar primero.

DON FADRIQUE.

Siendo así, la vida espero.

DUQUESA.

Son dificiles las dos.

DON FADRIQUE. Y vencidas, ¿querreis vos?

DUQUESA.

¿ Qué he de querer? DON FADRIOUS.

¿Qué? Querer.

DUQUESA.

¿ Podrá ser?

DON FADRIQUE. Si puede ser. Hazlo, amor, pues eres dios.

#### JORNADA SEGUNDA.

Salen PORCIA y LA DUQUESA.

PORCIA.

Amas, Señora ?

DUQUESA. Esa fué

Inutil curiosidad: Dueño de mi voluntad

Eternamente seré.

Si el español se te inclina, Y viste que es mas galan, Tus éfectos estarán Movidos.

Hoy, Serafina Cuatro cosas, es verdad, Quise examinar y ver, Y agora para querer Tengo andada la mitad. Mas soy tan dueña de mi, Que he de vencerme y no amar; Del amor he de triunfar. No quiero amor.

Siendo así, Dame para amar licencia.

DUQUESA. Amor sin licencia viene.

PORCIA.

Tu respeto me detiene. DUOUESA.

Ama, pero con prudencia; No deslustres mi figura, Pues Serafina me liamo : Ya que saben que no amo No sepan que ama mi hechura; Pero ¿ à quién te has inclinado?

PORCIA.

A don Fadrique, Señora, Que me desprecia y te adora, Y eso mismo me ha obligado.

DUQUESA.

¡ Qué mujeril condicion! Mira , Porcia : yo quisiera Que tu voluntad tuviera Ese amor ó inclinacion A uno de esos duques, pues Todos te muestran amores, Siendo tan ricos señores; Don Fadrique es pobre, aunque es De ilustre genealogia.

PORCIA.

No importa, obligada estoy, Si ama à Porcia y Porcia soy.

DUQUESA.

Extraña solisteria! ¿ Ama el nombre ó la persona?

PORCIA.

Paréceme que te pesa.

BUQUESA.

Porcia , gran malicia es esa; Pero en efecto me abona Permitirte que ames; ama, Mira, inquiere y favorece, Con la atencion que merece La obligacion de una dama.

PORCIA.

Esto consigo lo trae Mi decoro y advertencia, Pues amo con tu licencia.-¡ Hola!

Sale FLORES.

FLORES.

¿Señora?

PORCIA. ¿ Quién hay

En la antecamara ?

FLORES. Está

Un hombre, que no quisiera Verle jamás allá fuera.

DUQUESA. Su loca tema será.

FLORES.

Pues Porcia, de mí enfadada, Porcia males me desea, Plegue á Dios que yo te vea Con el español casada, Que es la mayor maldicion.

DUQUESA. ¿ Está don Fadrique ahí?

FLORES. ¿Fadri... quién?

> DUQUESA. Fadrique.

FLORES.

Porque es-pera de Aragon.

PORCIA. Dile que entre.

FLOBES.

Entrad, buen hombre; que yo No sé vuestro nombre, no; Solo sé que acaba en ique.

Sale DON FADRIQUE.

DON FADRIQUE.

Si me manda vuestra alteza En qué le sirva, seré Tan dichoso, que tendré Por imperio, por grandeza, Por noble timbre y blason De mis armas, de servilla Con este y esta cuchilla, Rayo que fué de Aragon.

PORCIA. (Ap.)

Embarazada me veo ¿Cómo diré mi cuidado?

DUQUESA. (Ap.)

Parece que me ha pesado. Eso no; grave trofeo Yo misma he de ser de mi. Corazon, no sintais pena, Ame Porcia norabuena; Vámonos, alma, de aquí.

(Vase.)

DON FADRIQUE. (Ap.) Ay, que se va la Duquesa! Si el verme la da pesar? Mas, pues me volvió à mirar, Sin duda que no le pesa.

PORCIA. (Ap.)

O este fausto, o la grandeza Que fingida represento, No le dan atrevimiento. O no ve en mi la belleza De Serafina cruel, Si ha sido mi inclinacion; Mas digale mi pasion Al descuido este papel.

DON FADRIQUE.

Ya que no me habeis honrado, Mandándome, mi señora, Licencia me dad agora Para volver desdichado.

PORCIA. (Ap.) Plenso que no me ha entendido, O que el papel no miró.) Ese papel se cayó.

DON FADRIQUE. a mi no se me ha caido.

PORCIA.

Levantadle.

DON FADRIQUE. No es fineza, Y desacato se llama.-Seporas , ¿ hay una dama Que dé un papel à su alteza?

#### Sale LA DUQUESA.

DUQUESA. \*

Si daré; yo estoy aqui. PORCIA.

Poco tu cuidado tarda.

DUQUESA.

Señora, si estoy de guarda, Fuerza es que me toque á mí.

PORCIA. (Ap. à la Duquesa.) Señora, si estás queriendo, Para qué me permitiste

DUQUESA. (Ap. à Porcia.) ¿Yo querer? Yo amar? Te engañas, vuélvome á entrar Mentiste, Porcia, mentiste. (Vase.) DON FABRIQUE. (Ap.)

Qué serán estas salidas De Serafina? Sospecho Que proceden de su pecho.

PORCIA. ¿Cómo os va en Mántua?

DON FADRIQUE. Señora,

Cômo me puede ir á mi En una tierra en quien vi Dos cielos juntos agora, Aunque el uno se encubrió Agora de mi presencia?

PORCIA. No os doy para eso licencia, Hablando conmigo.

DON FADRIQUE.

Yo Pienso que sentis enojos De aquel mi pasado error.

Si en los labios hay rigor, Piedades hay en los ojos.

#### Sale LA DUQUESA.

DUQUESA. (Ap.) Alla dentro no sosiego; Sin saber de qué me aflijo; Pienso que por mi se dijo «Gustoso desasosiego».

DON FADRIQUE. Ya podré decir, Señora, Que el cielo sin nubes vi, Y al sol, fénix de rubi, Entre perlas del aurora.

PORCIA. (Ap. Ya pienso que me ha entendido Y me quiere. ; Ay infelice! Por Scrafina lo dice. No pensé que babia salido.) Qué quereis, Porcia?

· Pretendo . V bien, que sola no estés.

Necio advertimiento es. Pero ya tu intento entiendo.

BUOUESA.

Vén à escribir.

PORCIA. Luego iré. DUQUESA.

(Ap. Si la llamo y la porfio, Se sabe el engaño mio; ¿ Qué he de hacer? La sufriré.) ¿ Para qué estás porfiando, Si ves que ya no le quiere?

PORCIA.

Yo sé que por mi se muere, Aunque tú lo estés negando.

DUQUESA.

El papel no alzó.

PORCIA. Fué necio,

O no le vió.

DUQUESA.

Fué desprecio, O si no, miralo agora.

(Deja caer un guante.)

DON FADRIQUE. (Ap. O con cuidado ó acaso Cayó un guante de mi cielo, Por dar estrellas al suelo, Yéndose el sol à su ocaso; Alzarlo quiero atrevido.) Este guante se os cayo.

DUQUESA. ¿ Quereis que le tome yo? Vos mismo habeis advertido Que no es decente primor Llegar à prendas de dama.

DON FADRIQUE. (Ap.)

Ella se ha enojado ó ama.

DUQUESA. Favor es, y no es favor. (Vanse la Duquesa y Porcia.)

DON FADRIQUE.

Corazon, buenos quedamos, Sin saber si es mal ó bien, Si fué favor ó desden; El ingenio discurramos. Ella no ha querido el guante, Porque à mi mano llegó; Porque à mi mano llego; Luego ¿ à mí me despreció? Luego ¿ en vano soy su amante? Ella guante no ha querido Por dejarme à mí con el; Luego ¿ no ha sido cruel? Luego ¿ estoy favorecido? Ambos argumentos son, Que están en balanza igual, No espero el bien, dudo el mal; Oh barbara confusion! No dijera, airada y fiera Que alli el guante no queria, Si à mi me favorecia? No dijera... Si dijera. No dejara, antes tomara, El guante, ofendida alli, Si me despreciara á mí? No dejara... Si dejara. La duda se queda en pié , Confuso esté mi albedrio; Ya temo, ya desconfio. Mujer ó monstro, ¿ qué haré? A quel emblema eminente Del fauno, que convidó Al hombre y manjar le dió, Uno helado, otro caliente, Viene à propósito; estaba El fauno considerando

Que el manjar que estaba helando, Que el manjar que estaba heian Con soplos lo calentaba El hombre; y tambien notó, Aunque bárbaro imprudente, Que el manjar que era caliente Con sus soplos enfrió. «Véte, le dijo, al momento; Que no quiero compañía Con quien calienta y enfria Con solo su mismo aliento.» Con solo su mismo aliento.» Lo mismo diré, aunque amante: Véte, mujer singular, Porque no quiero adorar A quien da en un mismo guante Calor de bien celestial, Hielos de mortal desden. Guante que parece bien, Guante que parece mal.

#### Sale FLORES.

FLORES. ¿ Qué tenemos? ¿ Hay mohina? DON FADRIQUE. ¡Qué esfinges los hombres amen! FLORES.

Esta noche bay otro examen: Saber quiere Serafina Quién es mas cuerdo y discreto; En aqueste cenador Hay conclusiones de amor: Vén prevenido en efeto. Que sepas mas que el diablo. No hables á tiento ni á bulto. No hables afectado y culto, No me juegues de vocablo; No hables apriesa ni espacio, Di valimiento, desaire, De buen gusto, de buen aire; Que es lenguaje de palacio. Di antonomasia , bien suena , Di crepúsculos del dia , Habla con antipatia, Di perifrasis; ¡qué buena! Di versos claros y graves, Aunque no importa saber Sino embustes, para hacer Que entiendan todos que sabes; Véte, Señor, à estudiar.

DON FADRIQUE. Flores, no hay arte en efeto Para parecer discreto, Si no es el serlo, o callar.

FLORES. Mucho hablar de locos es, Y de bobos callar mucho; Vete, pues; que un avechucho Ha salido de los tres.

DON FADRIQUE. Flores, mira, bueno fuera Que leyera este papel. FLORES.

Yo haré que responda á él. Aunque responder no quiera.

#### Sale EL DUOUE DE URBINO.

(Vase.)

Bien vengas, duque de Urbino; Vuestro nombre es muy felice, Porque quien Urbino dice, Por fuerza pronuncia vino.

URBINO. Si tórtola en verde ramo Arrulla, y cada gemido Alma irracional ha sido, Que está diciendo «yo amo»; Si á la música y reclamo, Que de su consorte alcanza, Rayo de pluma se lanza, Ama, y espera favor,

EL DOCTOR MIRA DE MÉSCUA.

¡Teniendo yo mas amor, Tengo menos esperanza! Si la leona mas fiera En los ásperos desiertos Pare sus hijuelos muertos, Y darles la vida espera Bramando, de la manera-Que su bruto amor alcanza; Si espera tener mudanza En sus ansias y dolor, ¡Teniendo yo mas amor, Tengo menos esperanza!

FLORES.

¿Qué estais glosando entre vos?

URBINO.

Roque, valerme podeis.

FLORES.

¿Cómo de un loco os valeis?

URBINO.

Como lo somos los dos; Cuerdo serás si me traes Deste papel la respuesta, Y otra tendrás como aquesta.

FLORES.

'Nada de contado dais? Como pagais el traer, Pagad tambien el llevar, Porque son simple es fiar, Y embustero el prometer.

URBINO.

Bien has dicho, Roque, toma; Haz que lea este papel.

(Dale una cadena.)

ORES

Para que responda à él; Idos luego, porque asoma Otro moro en la estacada, Cadena al cuello me puso; Mi locura será el uso, Si es locura aprovechada.

(Vase.)

#### Sale EL DUQUE DE FERRARA.

FERRARA.

El tiempo todo lo cria,
Todo el tiempo lo deshace;
El sol hermoso renace,
Y despues fenece el dia.
Rayos Júpiter envia;
El semblante negro y fiero
Del aire pasa ligero;
Sale el íris de color,
Y solamente en mi amor
Ní hay mudanza, ni la espero.

FLORES.

¿Qué hay, duque de Ferrara?

FERRARA.

(Ap. Si este loco un papel diera A la Duquesa, ya fuera Quien mi temor cousolara.) ; Sabrás hacer que este lea La Duquesa?

FLORES.

Sí sabré;

Pero no se le daré.

FERRARA.

Si le das, habrá presea, Y aun otros premios mayores, Si respuesta, Roque, ves.

FLORES.

Mirad, hay oficios tres En España de señores, Y á mi se me han olvidado; Referidlos al instante.

FERBARA.
Pienso que son almirante,

Condestable, adelantado; Estos tres pienso que si.

FLORES.

Agrádame este postrero; Con ese oficio le quiero.

FERRARA.

Un diamante y un rubí , Que son de Ceilan , dirán Mi amor y mi estimacion.

FLORES.

No son vuestros?

FERRARA.

Mios son.

Dice que son de Ceilan. Yo tendré cuidado; adios.

FERRARA.

Mira, Roque, que le lea.

FLORES.

Parma viene ; no nos vea Hablar á solas los dos.

(Vase.)

#### Sale EL DUQUE DE PARMA.

PARMA.

Tri vez fácil instrumento, Que nunca se Imaginó, Dificultades vénció, Pudo mas que el agua y viento; En el húmedo elemento La nave mas impelida, De un pequeño pez asida, Suspensa en su cuerpo está; Quizá este neció será Instrumento de mi vida.— Roque, ¿sabrás (no lo dudo) Decirle bienes de mi A la Duquesa?

FLORES.

¿Yo? Si;

Que en efecto no soy mudo.

PARMA.

Mira que me has de alabar A mí mas en su presencia.

FLORES.

Pues ¿ no tienes mas prudencia? ¿ De un loco te has de fiar? Haz cuenta que ya lo digo ; Pero solo no diré Que eres liberal.

PARMA. Por qué?

Porque no lo eres conmigo.

PARMA.

Diamantes hay.

FLORES. No los quiero,

Porque las piedras parecen, Si los hombres amanecen Cuerdos una vez. Dinero Es el punto y es el centro Donde va todo á parar.

PARMA.

Esta bolsa has de tomar.

(Dale una bolsa.)

FLORES.

¿ Qué caballos corren dentro? ¿ Rucios, bayos ó castaños?

PARMA

La diferencia no ignoro; Bayos son, pues que son oro.

FLORES.

Guárdete el cielo mil años , Y á la Duquesa tambien , Porque si tu amor la agarra, Habrá una duquesa Sarra Y un duque Matusalen.

(Vase.)

#### Salen LOS DUQUES DE URBINO Y DE FERRARA.

UDDINO

Como á centro natural, A este palacio venimos.

PARMA.

De esa suerte bien veréis Que estoy en el centro mio.

FERRARA.

Don Fadrique no le pierde.

PARMA.

Cortés fué, pues no ha querido Competencias con nosotros.

URBINO.

Blasonando á Mántua vino, que adoraba la Duquesa; Mas sucedióle lo mismo Que á silvestre mariposa Que á silvestre mariposa Que á una rosa pone sitio, Cercándola alrededor, Para beberle el rocio Del alba, menudo aljófar En aquel carmesi vivo; Y luego viene á sentarse En la malva y el espino, O en otra yerba mas vil.

FERRABA.

Si es arrogante y no rico, Ame à Porcia, que es tan pobre, Ó de vano perdió el juicio, Y enamore una criada.

PARMA.

Para verle deslucido, Pues que caballo no tiene, Corramos mañana, amigos, Sortija.

FERRARA. Él viene ya; Corrámosla, bien has dicho.

#### Sale DON FADRIQUE.

DON FADRIQUE.
Señores duques, si un tiempo
Competidores nos vimos,
Ya les dejo el campo solo;
De la pretension desisto
De la Duquesa.

URBINO.

Bien hace; Porque este es mejor camino Para no quedar burlado De su esperanza.

FERRARA.

Y bien hize; Que aunque es Porcia una criada, Que habrá de estar en servicio De uno de nosotros, tiene Buena cara, hermoso brio.

DON FADRIQUE.

La Porcia que adoro yo,
Y la dama que yo sirvo,
Los dos imperios del orbe,
Por quienes ha merecido,
Ni en discrecion, ni en belleza,
Ni en la sangre, ni en aviso
La iguala dama ninguna;
Y con los tres no compito,
Porque son mis pensamientos
Los orbes, los epiciclos
Por donde van los planetas
Siguiendo el cabello rizo
Del sol.

URBINO. Por muchos respetos, A la Duquesa debidos, Esto no ha de reducirse A duelo ni desafio; Mantened vos una justa En ese célebre circo . Sestentando esa opinion.

DON FADRIQUE.

Si mantendré.

FERRARA.

Pues, Urbino, Vamos ; que para mañana Esta fiesta real publico.

(Vanse Urbino y Ferrara.)

DON FADRIQUE.

La cólera me ha cegado. No sé lo que he prometido; Que, como estoy en desgracia Del rey Alonso, mi tio, Ni caballos ni dineros Tengo ahora. ; Ah desvarios De la fortuna cruel! ; Que los montes y el abismo De las aguas encerradas Tengan tesoros tan ricos Y el hombre viva anhelando Con hidrópicos designios, Sediento de sus entrañas; Y que el humano artificio, De los cóncavos del mar, De las bóvedas y riscos, De los montes, sus tesoros Saque à la luz de los siglos; Y que luego la fortuna Los reparta à su albedrio, Siendo loca y miserable Con los varones mas ricos!

Sale FLORES.

FLORES.

Aun no be dado tu papel. Tristeza en tu aspecto miro; ¿Qué tienes? Di.

DON FADRIQUE.

Que una justa En este célebre circo He de mantener, siendo, Por lo que tú sabes, Iro, El pobre mas celebrado De los poetas antiguos.

¿Tů, siendo mi dueño? No. ¿Tů pobre mientras yo vivo? Te has engañado, Señor; Esta cadena, un bolsillo Y dos sortijas te entrego, De valor tan excesivo,
Que puedes comprar libreas
Y caballos; estos mismos
Que te motejan de pobre,
Esto te han contribuido Porque compitas con ellos; Gasta bien y sal lucido. Que mas han de dar, si puedo.

DON FADRIQUE. Eres, Flores, un prodigio De lealtad; eres las flores Sobre quien llueve el rocio La aurora, brindando aljófar, Porque en los prados floridos Beba en cálices de rosas Las lágrimas que ha vertido.

Soy español, y esto basta, Porque con lealtad te sirvo

Tanta, que, con ser criado, No soy, Señor, tu enemigo. (Vanse.)

Sale PORCIA Y LA DUQUESA.

Pues sola te puedo hablar, Mil quejas pretendo darte. DUQUESA.

Dilas; que quiero escucharte.

PORCIA.

¿Habrá quien pueda parar Un caballo en la carrera, Águila que va ligera O delfin que corta el mar? Pues di, ¿cómo será bueno Que tú detener pretendas Caballo que va sin riendas Y que no saba da feanca Y que no sabe de freno; Ni al águila mas suprema, Que, volando caudalosa, Hecha del sol mariposa. Las alas en él se quema; Ni al dellin, ave sin plumas. Que en los piélagos del Norte No babra rayo que así corte Montes de nieve y espumas? Si es amor águila, en fin, Que alas tiene y es veloz; Si es un caballo feroz, Si es un ligero delfin Que nada en llanto y en fuego, Por que amar me permitiste, Y en el centro me pusiste, Para detenerme luego?

DUQUESA. Escucha, Porcia: ¿qué rio En sus principios no es fuente, Que se pasa facilmente? Que arbol, pompa del estío, Y majestad singular Que en la campaña se ve, Que en la campana se ve, Eu sus principios no fué Vara fàcil de arrancar? Amor, como planta, crece, Arbol copioso y sombrío; Amor crece como rio, Abismo del mar parece; Pero en su principio honesto Es fuente breve y escasa, Que fácilmente se pasa, Vara que se arranca presto. Impedir quise tu mal Vitorias de amor enseño, Cuando es un árbol pequeño, Cuando es un breve cristal.

Sale FLORES, con tres papeles,

FLORES.

Senoras muy principales, Roque el secretario viene, Y aqui las consultas tiene; Despachemos memoriales. Solos estamos los tres Despachemos; estos dos Son, Duquesa, para vos, Y este para Porcia es.

PORCIA. ¿ Papeles me traes à mi?

FLORES.

Dejad, Duquesa, quereros De esos duques majaderos. PORCIA.

Responderélos así: Porcia, rompe ese papel.

DUQUESA. Sin verle, ¿no es tirania?

PORCIA. Rómpele, por vida mia.

(Rómpele los dos papeles.)

DUQUESA.

No he de responder à él? (Lee.) «Amo sin ser entendido, "Gimo sin ser escuchado, Lloro sin ser consolado, »Muero sin ser socorrido,»

¡Qué lastimado que ama! DUQUESA.

Quién le escribió?

FLORES.

Esa basura; Ese que es el mas figura, Que no sé cómo se llama.

DUOUESA.

Bien cantada ha de sonar La letra.

> PORCIA. ¿ Respondes?

DUQUESA. No;

Dos versos añado yo Para poderlos cantar.

(Escribe.)

Hola, músicos, ¿ no veis Que entran los duques y es hora?

Salen LOS CUATRO y MÚSICOS, y siéntanse.

DUQUESA.

La Duquesa, mi señora, Manda que esto le canteis.

Sin cuatro amantes tan fieles No podemos tener fiesta. A mis duques la respuesta Darán aquestos papeles; Y á tí, español, la darán Los músicos.

PORCIA.

Deseosas De saber algunas cosas Todas mis damas están,

URBINO.

Discurramos bien ó mal. Proponed.

Si una mujer Sola bubiese de tener Una cosa buena, ¿cuál Mas conveniente seria?

URBINO.

Si le da naturaleza llustre sangre y nobleza, La parte mayor tendria; Que lo noble y generoso
Da estimacion y ventura,
Aunque no tenga hermosura
Y aunque le falte lo hermoso.

FERRARA.

Qué imperio , qué nacion fiera a hermosura no ha vencido? Si hermosa hubiera nacido, Reinos é imperios tuviera; Todo lo sabe vencer Una belleza preciosa; Sin ser noble, siendo bermosa, Feliz fuera esa mujer.

DON PADRIQUE. El hombre no tiene puesto En la hopestidad su honor, Pues puede ser gran señor, EL DOCTOR MIRA DE MÉSCUA.

Gran varon, sin ser honesto, Porque tiene que apelar A virtud y bizarria, Discrecion y valentia, U otra virtud singular? Siempre el bombre será honrado Si afrenta no ha recibido; La mujer así no ha sido; Que solo tiene librado Su honor en honestidad; De suerte que si à una dama Le faltase buena fama, ¿Qué le importa la beldad, Ni el ser en todo perfeta, Ni la humana discrecion? Con tener buena opinion Es noble, hermosa y discreta.

FLORES.

Enamoróme el conceto. Vitor, vitor le dijera, Pardiez, si español no fuera; El es galan y discreto.

músicos. (Cantan.)

Amo sin ser entendido, Gimo sin ser escuchado, Lloro sin ser consolado, Muero sin ser conocido. Ame, gima, llore y muera Quien vida y favor espera.

PORCIA.

Cuál amante elegirá ¿Cuál amante elegira Una mujer, si es prudente? ¿El mas galan ó valiente O discreto?

URBINO.

Claro está Que al valiente elegiria, Que la estimacion segura Da á la mujer la hermosura, Y al hombre la valentia. La delicada belleza Hace à la mujer mujer, Y al hombre bace hombre el tener Espiritu y fortaleza.

FERRARA.

Galan, amante y felice Se confunden; no se llama El valiente de la dama, Sino que el galan se dice. Por ser virtud de mas peso; Yasi, en los festines dan El premio al que es mas galan Las mismas damas por eso.

PARMA.

Si galas estimacion Con el dios de amor tuvieran, Sus alas del fénix fueran, Y sus plumas del pavon. Desnudo amor y con alas, Solo en sus flechas se fia; Luego ¿quiere valentia? Luego ¿amor no quiere galas?

FERRARA.

Alas de colores tiene.

Por las flechas es temido; Que las alas son su olvido.

FLORES.

Luego ¿lo errará el que viene?

DON FADRIQUE.

La discrecion es union De todas virtudes; que es Cuerdo, prudente y cortés El que tiene discrecion, Si en él virtud de prudente Y de cortesano están , Sabrá á tiempo ser galan , Sabrà à tiempo ser valiente. Si es valentia, en efeto,
Guardar la vida y honor,
¿Quién ha de saber mejor
Ser valiente que el discreto?
Principalmente, Señora,
Que la gala pertenece
A la edad, y esta florece
Como en el tiempo la hora.
A la fuerte juventud
Es dada la valentia,
Y en la veior se resfeia Y en la vejez se resfria Esta gallarda virtud. El hombre jóven se engaña , Si en verdes años se fia. ¡Oh, qué bien que lo decia Un gran poeta de España En un soneto , que advierte Que pasa la vida así Como rosa y alheli!

¿Cómo dice?

DON FADRIQUE. De esta suerte: Flores que fueron pompa y alegría, Despertando al albor de la mañana, A la tarde serán lástima vana Mariendo á manos de la noche fria. Aquel carmin que al cielo desafia, Iris listado de oro , nieve y grana , Será escarmiento de la vida humana; ¡Tanto comprehende el término de un

A florecer las rosas madrugaron, Y para envejecerse florecieron Cuna y sepulcro en un boton hallaron. Tales los hombres sus fortunas vie-

En un dia nacieron y espiraron, [ron: Que, pasados los siglos, horas fueron.

FLORES.

Aunque soy loco en palacio, Cuerdo otras veces he sido; Y asi, una cosa he leido En las obras de Bocacio, Que quiero experimentar. Duquesa, una flor me dé Del cabello.

PORCIA. ¿Para qué? FLORES.

A Urbino se la he de dar.— (Dásela.) Tomad—¿ Quién tiene una banda?

PARMA.

No la traigo.

FERRARA: Fué mi olvido. FLORES

Al español se la pido; Haced lo que Roque manda.

DON FADRIQUE.

Tómala pues. (Dale una banda.)

> FLORES. Tomad vos.

Doña Porcia, mi señora, Sin escrúpulos, y agora Disputen cuál de los dos Es el mas favorecido,

FERRARA.

Ninguno, pues son favores Dados de locos errores.

Ninguno favor ha sido , Pues la dama no los da:

FERRARA. Supóngase si los diera.

URBINO.

Mas favorecido fuera

Si en mi mano propia está Lo que en su cabello estuvo.

DON FADRIOUE.

Mio es el mayor trofeo . Si en manos de Porcia veo Banda que mi pecho tavo.

URBINO.

Esta rosa es favor, pues Diré que fué luz del dia.

DON FADRIQUE. Y la banda que fué mía, Pero ya de Porcia es.

URBINO.

Favores las damas dan. Y el favor le trae quien ama.

DON FADRIQUE.

¿No es mas que tenga la dama Prenda alguna del galan?

URBINO.

Desde boy me empiezo á esforzar.

DON FADRIQUE.

Desde hoy empiezo à vivir. URBINO.

Gloria ha sido el recibir.

DON FADRIQUE.

Mas glorioso ha sido el dar. PORCIA:

Prendas á quien adoró Da el sugeto que es amado.

DON FADRIQUE. Luego ; soy galanteado, Pues que doy las prendas yo? PORCIA.

(Ap. ; Celos exhalan mis ojos! Si la ocasion tengo asida De ser duquesa lingida, Templar tengo mis enojos.) Gran enfado he recibido; No entres, loco, mas aqui; Qué flor no fenece así Qué flor engaño no ha sido ?-Tomad vuestra banda vos. Idos, duques, en buen hora.

DUQUESA.

Muy terrible estás, Señora.

FERRARA.

Sin favor quedan los dos.

(Vanse todos, menos la Duquesa y don Fadrique.)

DUQUESA.

¿Ah, español?

DON FADRIQUE.

¡Oh , qué alegria ! Vueseñoria ¿qué manda ?

DUQUESA.

Que no os pongais esa banda, Proponiendo que fué mia; Sin voluntad la tenia, Que no fué antojo liviano Tomarla de vuestra mano; Rompedla, como fa flor De la Duquesa.

DON FADRIQUE.

Si es que pretendeis ahora Que no parezca favor Trayéndola, ; no es mejor Que os la vuelva? No lo digo Porque así favor consigo, Sino porque claro está Que mas segura estará De mí con vos que conmigo.

Tomadla, Señora mia, Rimpala vuestra belleza; que asi lo hizo su alteza Cos la flor que no queria. Banda que fué luz del dia En vuestra mano, un instante No ha de ser estrella errante, Pasando del soberano Oriente de vuestra mano A la sombra'de un amante.

DUOUESA Otra vez en mi poder? daredla pedazos vos.

DON FADRIQUE. Partamosla entre los dos, Que es lo mismo que romper; Y no la podré traer, Señora, si está partida, Y a mi vida parecida. Cuando entero no lo digo; Que el alma no está conmigo, Cuando vos me dais la vida.

Por romperla lo consiento.

DON FADRIQUE. El alma y el cuerpo son Un compuesto y una union De una vida y un aliento , Pues wida sin alma siento , Porque ella y mi voluntad Están en vuestra deidad, Sin partirme ni morir.

Saca la daga y pártela, y cada uno se queda con su parte.)

DUQUESA.

Esta banda ha de vivir En virtud de esta mitad.

DUQUESA.

Flores y sombra ligera Vuestras esperanzas son.

DON PADRIQUE.

¡No decis en la cancion : Ame, gima, llore y muera, Quien vida y favor espera»?

Quien espera, dije yo; Pero no quien no espero.

DON FADRIQUE. Que esperar no he de poder?

DUQUESA. Falta un examen que ver.

DON FADRIQUE. Y jesperaré entonces?

DUQUESA.

No.

DON FADRIQUE. Ese no mi muerte ha sido; ¿Que esperar has de negar? DUQUESA.

Si; que quien dice esperar, Dice no haber conseguido.

DON FADRIQUE. Luego ¿ya dicha he tenido? DUOUESA.

Aun esperar no os consiente Mi rigor.

DON PAURIQUE. (Ap.) Amor, detente, Pues tantas dudas nos dan.

DUQUESA. (Ap.) Él es discreto y galan; Quiera amor que sea valiente.

### JORNADA TERCERA.

Salen RAMON Y FLORES.

FLORES.

Pues de Nápoles llegaste En dia de tanta fiesta, Ramon, todas esas voces Que has escuchado, celebran Vitorias de don Fadrique, Mantener en una tela, Que es una justa; y mando, Caprichosa, la Duquesa Que torneo de á caballo Fuese, y no justa.

La Duquesa en tal rigor?

FLORES. Quiso que á peligro vieran Sus vidas los caballeros Que la sirven y festejan, Por examinar cuál es Mas valiente; es una tema En que ha dado esta mujer, Aunque locura parezca. Que ha de ser quien es su amante Valiente por excelencia, Ya que en otras calidades Los ha probado.

No cuentan De mujer ninguna tal.

FLORES.

Es con todo extremo bella Y fantástica; diez dias Hà que encubre su grandeza, Fingiéndose Porcia, y pueden Su cuidado y diligencia Disimular y fingir Sin que esos duques lo entiendan. Ella sale, Ramon; véte, Y no te vea su alteza.

(Vase Ramon.)

Sale LA DUOUESA.

DUOUESA.

¿Que hay, Roquillo?

FLORES.

¿Qué ha de haber? Mucho pesar y tristeza De que ese español soberbio A mis tres amigos venza. A mis tres amigos venza.
¡ Que no quiera la fortuna
Derribar tanta soberbia
Española! Que no hubiese
Un gigante de gran fuerza,
De algun libro desatado
De caballerias necias,
Que, descomunal y bravo,
Su pan de perro le diera!
¡ Habeis visto algun cohete
Andar cruzando la tierra,
Aqui y allí sin parar,
Hasta que cruje ó revienta?
Así andaba aquel matante,
De uno en otro con presteza
Dando golpes, que era ver
(¡ Ah, Porcia, cuánto me pesa!)
Cuatrocientas herrerías;
Un juego de bolos era; Un juego de bolos era; El español los birlaha, Pues tambien birló al que llega.

Sale EL DUQUE DE URBINO.

URBINO.

¡Oh, Porcia! Oh, señora mia! En hora dichosa y buena Te veo, donde podré Suplicar que favorezcas Mi pretension ; Porcia ilustre , Seis mil ducados de renta Ofrezco para tu dote, Si dispones que yo sea Duque de Maptua y esposo De aquella ingrata belleza De Seratina.

Sale DON FADRIQUE.

DUQUESA. Señor, Haré por vos cuanto pueda. URBINO.

Desde el punto que te vi Porcia hermosa, dije: «Aquesta Ilustre sangre contiene, Y parece hermosa piedra Engastada en metal pobre. Quien , mi señora , te viera , Que no conociera luego Que no conociera inego
El ánimo, la grandeza
De tu pecho generoso?
Al si que me has dado, es fuerza
Que, alegre y agradecido,
Tu esclavo perpétuo sea.
¡Qué mal pueden encubrirse,
Cuando pulsan las estrellas
Sus visos y resplandores! Sus visos y resplandores!

DUQUESA. Véte, Duque, en bora buena; Que tu dama será tuya.

URBINO.

Tuya mi vida y hacienda. (Vase.)

DON FADRIQUE. (Ap.) Fortuna adversa, ¿ que es esto? «Luego conocí quien eras; Qué mal pueden encubrirse , Cuando pulsan las estrellas Sus visos y resplandores !» Amor, o muerte o paciencia.

DUQUESA.

Don Fadrique, ¿estáis cansado Del torneo?

DON FADRIQUE. (Ap.) Quien oye tales razones! «El si que me has dado, es fuerza Que, alegre y agradecido, que, alegre y agradecido, Tu esclavo perpétuo sea.» Serafina elige al Duque, Ella le dijo quién era; Mi desengano ha llegado, Pero mi muerte no llega; Porque, si el morir es dicha, La vida ha de ser eterna.

DUQUESA. Don Fadrique de Aragon, ¿Qué suspension es aquesta?

DON FADRIQUE. (Ap.) «Y tu dama será tuya, Tuya mi vida y hacienda.» Yo la vi, yo lo escuché; Amor, o muerte o paciencia.

DUQUESA. Ya parece frenesi.-Despierta, español, despierta.

DON FADRIQUE. Bien has dicho, si fue sueño Mi esperanza lisonjera.

EL DOCTOR MIRA DE MÉSCUA.

DUQUESA. ¿ Qué te divierte?

DON FADRIQUE. El oirte.

DUQUESA.

¿Qué te suspende?

DON FADRIQUE.

Mis quejas.

DUQUESA.

¿Qué has oido?

DON FADRIQUE. Mis desdichas. DUQUESA.

¿ Qué tienes?

DON FADRIQUE. No sé qué tenga. DUQUESA.

¿Qué te aflige?

DON FADRIQUE. ¿ Qué? La vida. DUQUESA.

Y ¿ qué sientes?

DON FADRIOUE. No perderla. DUQUESA.

¿Qué dices?

DON FADRIQUE. No sé qué digo. DUQUESA.

No te entiendo.

DON FADRIQUE. Ni me entiendas; Por eso pido al amor Que me dé muerte o paciencia.

DUQUESA.

Yo no asisti en el torneo; En él estuvo su alteza Tras de verdes celosias, Pero yo he estado indispuesta.

DON FADRIQUE. ¿ Aun esto mas? ¿Eso falta? ¿ Sabes, di, cómo sustenta Este brazo que yo sirvo La mas celestial belleza Deste mundo?

> DUQUESA. Asi lo has dicho

En el cartel.

DON FADRIQUE.

Pues si es esta La causa deste torneo , No honralle con tu presencia ¿ No fué cruel tirania? Ý si lo viste y lo niegas, ¿ No es sequedad mas cruel?

DUOUESA. Cuenta, don Fadrique, cuenta El suceso del torneo. Para que yo te agradezca El mantenello y contallo.

DON FADRIQUE. (Ap. Disimularé mi pena Hasta mayor ocasion.) Escucha , y es bien que adviertas Que la cólera me obliga A contalle sin modestia. Llegó el día del torneo, Y un cartel...

DUQUESA. Detente, espera; Pues ¿ qué cólera es la tuya?

DON FADRIOUE. ¿ No quieres tu que la tenga, Si veo que diste un si Al duque de Urbino?

DUQUESA

Es necia Esa presuncion, Fadrique, Y á palabras tan groseras No doy yo satisfaccion.

(Hace que se va.)

DON FADRIQUE. Espera, Señora, espera.

DUOUESA.

Vuelvo por solo escuchar

Esa relacion; empieza. DON FADRIQUE. (Ap.)

Yo no entiendo esta mujer.

DUQUESA.

Refiere, ó voyme.

DON FADRIQUE. Está atenta.

Murmurando de mi porque servia Dama de la Duquesa, y yo enojado, Respondi que en beldad y bizarria Ninguna deste mundo la ha igualado; Y que tanta verdad defenderia Con valor en campaña ó en poblado. A la plaza salí, gallardo y fiero, Con nombre del Dudoso Caballero. Y cuando...

DUQUESA.

Esperad un poco; Primero es razon que sepa Por qué os llamais el Dudoso.

DON FADRIQUE:

Pues ; hay mas dudas que tenga Un amante desdichado? Siempre confuso me dejas Con acciones á dos visos Ya me das de amar licencia, Ya matas mi confianza, Ya la licencia me niegas Ya me dejas con un guante; Enojo en los labios muestras, Piedad en los ojos tienes; Ya la banda me desprecias, Ya la admites , ya la rasgas , Ya te quedas con la media. Eres, en fin, parecida à la que llamaron hiena, Animal tan enemigo Del hombre, que con cautela Vuestra voz finge, y suspende El caminante, que piensa Que es afligida mujer. Sigue la voz de la liera Da en sus garras, halla muerte, Y ella, furiosa y sedienta, Vase à una fuente à beber Y al ver su rostro se acuerda Que mató á su semejanza; Y allí con lágrimas tiernas Llora el mismo que mató. De donde dijo un poeta, De aquellos que las auroras Tienen à sus musas gratas : «Si me quieres matar, ¿ por qué me llo-Y si me has de llorar , ¿ por qué me ma-Itas ?» DUQUESA.

El ignorante halla dudas Donde no las hay, ¿Piensas Que has tenido viso alguno De favor? Bien claras muestras Te di siempre de no amar; Y pues en vano te quejas, Y pues en vano te que. Quéjate contigo mismo. (Ap. ; Qué cruel estoy!) (Hace que se va.)

DON FADRIQUE.

Espera, Yame matas. (Ap. ; Oh , qué Circe!)

DUQUESA. Refiere, ó voyme.

DON FADRIQUE. Està atenta. De la batalla ó fiesta llegó el día; Era cada balcon florido mayo, Vieron primero la persona mia Sobre los hombros de un hermoso bayo. Pisó el circo gentil con bizarria Aquel hijo del Bétis y de un rayo, Haciendo, como diestro en los torneos, Corvetas una vez, otra escarceos. Caminando á la tienda de campaña, No cesaban las cajas y clarines , Las damas repitieron : «Viva España;» Y aun me vertieron cândidos jazmines. Una sirena, cuya voz engaña, Llevada sobre el mar de dos delfines, Mi empresa fué; la letra: «En esta calma Me lleva amor para anegarme el alma.» Pero si me abraso en celos Y mi corazon revienta Con agravios declarados, ¿ Cómo desata la lengua Palabras disimuladas, Si dijiste al Duque, fiera, Que no te ves en la fuente Por no convertirte en cera? Ah piedad! queda contigo, Que con una cruel te quedas; Que yo no puedo contar , Cuando agravios me atormentan Acciones que no agradeces; Tù me matas.

DUOUESA.

Oye, espera; Que por él intercediera Con la Duquesa, que hiciese Por su amor la diligencia; Si, le dije; y este si Escuchaste.

DON FADRIQUE.

No pretendas Dar color à mis recelos.

DUOUESA.

Engañaste, y si supiera Que de mi se imaginara La mas mínima sospecha, No diera satisfaccion A palabras tan groseras.

DON FADRIQUE. No hay quien te entienda, mujer; Prosigo desta manera.
Salió a la plaza Urbino, fué el primero;
Una selva de plumas ha sacado
De color verde, y nacar el cimero;
Cuando el viento sutil las ha hondeado, Ya parece un abril, ya son enero; Un árbol pareció que está nevado. Hondas eran del mar las varias plumas, Pues mezcladas se ven olas y espumas. Con señas à batalla me provoca, Un duelo de dos tigres se dibuja, Ya para el curso la trompeta toca , Ya sacamos las lanzas de la cuja; Ya acometemos, y con furia loca No hay asta que no rompa y que no cru-Tocaron los pedazos las regiones Del fuego, descendiendo hechos carbones.

Los brazos à la espada el duelo fian; Tanto los yelmos combatieron ellas, Que fraguas de Vulcano parecian, Y relámpagos eran las estrellas; Como nocturnas sombras no se vian . El vulgo se admiró de ver estrellas ; Mi contrario quedó tan sin sentido, Que ni bien era muerto ni dormido. Ya esperaba en el puesto el de Ferrara,

(ue el iris se vistió de su librea; Corrimos , y el caballo le arrojara Si al arzon no se asiera ; titubea , Ya cze y ya no cae, ya si, no para El caballo, y él libre se pasea, Pues su dueño perdió sentido y freno, Cuando mi lanza sué rayo sin trueno. toni el de Parma me provoca al duelo, La fuerte lanza puesta ya en el ristre : Exhalaciones fuimos , que en el cielo Sa silla, sin señor que le administre; Porque en tierra cayó, y medir pudiera La que habra menester cuando se mue-

ra. Entrando van despues aventureros Por mostrar su valor ganando fama, Va con las lanzas, ya con los aceros, Aqueste me acomete, aquel me llama; Vo, invocando el favor de dos luceros, Que son los bellos ojos de mi dama, ercz en los estribos me levanto. Matando unos de envidia, otros de es-

[panto. Todo es aplauso, todo alegres voces. Grece la admiración, la noche llega, Aquellos con valor, estos feroces, Todos me embisten, invencion fué

[griega: Corren ligeros, sombras son veloces, Aquel repara, el otro no sosiega, Discurro sin parar, cólera tengo, luchos me cercan, el agravio vengo. Las damas dicen paz, el sol se puso, Suena España una voz, otra Vitoria, Pasmó la noble, el vulgo va confuso, Salgo sin mi, tu estás en mi memoria; Dichas prevengo, de infeliz me acuso, Hallome mi pesar, perdi mi gloria; Tuyo en efeto soy, y mis descos Servicin à tus plantas de trofeos.

DUQUESA. Debo estar agradecida.

DON FADRIOUE. ¿cuándo lo mostrarás, Si hoy un favor no me das?

DUQUESA. Basta no estar ofendida. DON FADRIQUE.

TDe qué?

DUQUESA.

De que me han contado Que un guante rompiste mio.

DON FADRIQUE. Dueño fué de mi albedrio , Mirad si està bien guardado ; Pero si este se cayó, Favor no es vuestro, Señora; Dadme algun favor ahora, Eo que vea claro yo, Sin los visos de engañado Que dais premio à tanta fe.

DUQUESA. Hoy un favor os daré.

DON FADRIQUE.

Aun no estoy examinado De todo punto? Yo si Oue me pudiera quejar De vos., de ver olvidar La media banda que os di.

DUQUESA Si es esta, 2 qué pretendeis De favores lisonjeros?

DON FADRIQUE. Vivir , para agradeceros Que esa banda no olvideis.

DUQUESA. No, no me juzgueis amante.

DON FADRIQUE. ¿ Qué quereis con tantos fieros?

Vivir para agradeceros Que no olvideis ese guante. (Vanse.)

#### Salen FLORES Y RAMON.

Licencia esta noche ha dado Su alteza de hacer terrero A cualquiera caballero.

RAMON.

¿Don Fadrique està avisado? FLORES.

Vé tů, y avisale presto; Que yo me quiero quedar Ocupando este lugar. Porque nadie llegue al puesto.

#### Salen arriba PORCIA y ELISA.

Elisa, por tu consejo Hago esfuerzos, y me inclino Desde hoy al duque de Urbino; La española aficion dejo. Para olvidarle ¿ qué haré. Cuando su amor me detiene?

ELISA.

Piensa qué defectos tiene; Di males dél.

PORCIA. Si diré.

ELISA.

Oh, si te viese duquesa! PORCIA.

Con esperanzas estoy, Y aunque fingida lo soy, De serlo así no me pesa Canta alguna cosa, amiga.

ELISA. ¿ Qué letra quieres que cante? PORCIA.

Una que mi mal espante; Una que engaños me diga.

ELISA. (Canta.)

Esperanzas lisonjeras. Que solo tormento dais Mientras vivis y pasais ; Como verdes primaveras.

#### Sale LA DUQUESA en lo alto.

DUQUESA. Porcia, ¿ música sin mí? PORCIA.

¿Que no es vuestra, mi señora?

ELISA. A cantar empecé abora.

DUQUESA

¿Ha venido alguno? PORCIA.

Si. DUQUESA.

¿Qué caballero ha llegado?

ELISA ¿Quién mi música oyó?

FLORES.

ELISA. Pues ¿tu voz se oyó?

No . no Porque yo canto endiablado.

El duque de Urbino vino; Si halla en su ciamor amor, Serà el disfavor favor, V su desatino tino: Que enamorado estoy hoy.

ELISA.

Qué lenguaje, o barbarismo! FLORES.

Soy el eco de mi mismo, Ya he dicho que Urbino soy; No me han de ocupar el puesto Tres duques, como de ases.

PORCIA.

Hoy temí que te cansases; Galan saliste y dispuesto, Y aun estábamos las dos En las rejas de estas salas, Alabando tantas galas Con gusto.

FLORES. Mas, juro à Dios...

PORCIA.

Bien la empresa no se via; Decidnosla.

Fué extremada: Una pandorga pintada, Y asi la letra decia: « Amor no quiere pandorgas; Mas ¿ qué se nos da à los dos, Si yo no soy el pandorgo , Ni sois la pandorga vos? »

PORCIA.

¡Qué mal mote!

FLORES. Es misterioso. PORCIA.

La empresa del de Ferrara Quisiera saber.

FLORES.

Admira: Un hombre pintó, que mira Si es la noche oscura ó clara;

La ventana cerro, y à eso Las alacenas abria, Y asi la letra decia: Obscura està, y huele á queso.»

ELISA.

¿Corria buen temporal?

FLORES.

Para ratones, Señora.

#### Sale DON FADRIQUE.

DON FADRIQUE. (Ap.) Pensaba yo que no era hora, Y tardé , pensando mal. Ocupado está el terrero; Flores es quien lo ocupó.

FLORES.

No sé quién es quien llegó; Mi amo es, llamarle quiero.

La del español queremos.

FLORES.

Entre sus plumas y galas Pintó un fenix con sus alas, Quemándose los extremos.

PORCIA.

Por letra?

FLORES.

Bruto amó á Porcia; Pero yo, español astuto, Amo a Porcia y no soy bruto.

PORCIA. Aun las mejores son esas.

FLORES. Tal es el españolete.

DON FADRIQUE.

(Ap. Sin duda es él.) Flores, véte.

Fáltanme dos mil empresas. Otro en su empresa ha pintado Un doctor con su orinal Y un mercader que el caudal En bayetas ha empleado; Era el mercader poeta, Y la letra de primor : « Ando tras este doctor Para vender mi bayeta.»

DON FADRIQUE. Véte, loco.

Yame voy.

(Vase.)

Salen LOS TRES DUQUES.

FERRARA.

El lugar nos han tomado.

URBINO.

Pena de quien ha tardado. PARMA.

Breve será, si es dichoso. FERRARA.

¿Quién es?

DON FADRIQUE. ¿Y quién lo pregunta? FERBARA.

Es el duque de Ferrara. DON FADRIQUE.

Don Fadrique el que está aquí.

FERRARA.

Si nos impedis la entrada A estos jardines, adonde Cae la luz de esa ventana, No seréis cortés, si viendo, Cuando la Duquesa aguarda, Que hable Porcia, y no su alteza.

DON FADRIQUE. No há mucho que en la estacada He dicho, y he sustentado En esa pública plaza, Que á la dama que yo sirvo Ninguna del mundo iguala;

Y querer que deje el puesto Es volver à la demanda.

URBINO.

Luego ¿ vos imaginais Que el salir de fiesta y gala A la calle en un caballo . Correr dos ó tres lanzadas Es una gran valentia, Y que reñir en campaña De veras, será lo propio?

DON FADRIQUE. Sé que puse aqui las plantas Para no volver atras.

PORCIA. Sin duda que le maltratan,

Si tú no bajas, Señora. DUQUESA.

Mira, Porcia, que te engañas. ELISA

No engaña, señora mia; Que no es vencer en campaña Ser mas diestro en pelear.

DUQUESA. Tà tienes desconfianza be don Fadrique?

PORCIA. Si tengo, Porque son verdades claras Las que esos señores dicen.

DUQUESA

Ya me teneis despechada Las dos, y los tres cobardes Que alli blasonan me agravian; Sea locura ó capricho, Yo os veré desengañadas. Caballeros, ¿á quien digo? Del que ese lienzo nos traiga

(Arroja un lenzuelo.)

La Duquesa ó yo serémos.

PORCIA.

Eso es heber sangre humana; Entrañas tienes de tigre.

PARMA. Será del duque de Parma.

URBINO.

Será del duque de Urbino.

FERRARA.

No, sino del de Ferrara.

DON FADRIQUE. ¿A quién digo, caballeros? Determinen ya quién gana Esa vitoria de lienzo, Porque despues de ganalla. Me la dé el que la tuviere.

URBINO.

Qué soberbia!

FERBARA. ¡ Qué arrogancia! DUQUESA.

Con la rabia que me dieron Vuestras villanas palabras. No supe lo que me hice.

PORCIA.

Baja á remediarlo, baja.

(Vanse la Duquesa y Porcia.)

DON FADRIQUE.

Con modestia lo pedia, Pero si soberbia Ilaman Pedirlo del uno, ahora A todos es la demanda. Dénme el lienzo, caballeros.

URBINO.

Ya no son esas palabras Nacidas de bizarria . Sino de soberbia, y tanta, Que à ser cobardia llega ; Que aun es accion temeraria. Renir con uno no quiere Quien á tres juntos agravia, Si es forzoso que los tres No riñamos con ventaja.

DON FADRIQUE. Buen remedio: si los dos Dan el lienzo al uno, llana Queda la cuestion conmigo.

FERRARA. ; Arrogancia temeraria! Escucha, Duque de Urbino, No adviertes y no reparas Que si es Porcia quien le echó, Es prenda de una criada, Y no te toca el tenerla?

Bien está advertido, basta, Quiero darte aqueste gusto; Si esa prenda es de tu dama, Tómala, alienta con ella, Cobra nueva vida, alcanza Ese favor que deseas; Porque sea mas hazaña

Mataréte , y ese lienzo Te servirá de mortaja.

DON FADRIQUE. ¿ El lienzo al fin me entregais?

URBINO. Si, porque es de una criada, Y no es prenda de mi dueño,

DON FADRIQUE. El lienzo que te acobarda Me da á mí tanto valor, Que es reñir con gran ventaja; Ya estamos tantos á tantos, Desocupen la campaña.

(Acuchillalos.)

Salen LAS DAMAS.

PORCIA. Baste, baste, caballeros. En mis jardines espadas? DUQUESA.

Es un rayo don Fadrique, Dueño mis ojos le llaman, Ya mi desden se acabó, La corriente de mís ansias Se ha desatado; ¡ay de mí! El es dueño de mi alma.

Sale DON FADRIQUE, con el lienzo y la espada desnuda.

DON FADRIQUE. Si este lienzo es el favor Que me teneis ofrecido , De vos no lo he recibido , Que lo ganó mi valor. Si banda fué del amor Amor verá que es despecho Haber de mis riesgos hecho Vuestros lívianos antojos; Si hay piedad en esos ojos, ¿Cómo hay tigres en el pecho? Cuatro vidas arriesgais; Mal, Señora, me quereis; Costosa experiencia haceis, Pues así me aventurais. Tomad el favor que dais; Llamarle favor no es bien Desden si , y rigor tambien; Y asi , aunque el lienzo he ganado, Vengo á ser el desdichado, Pues gozo vuestro desden. En Castilla sucedió Que una dama arrojó un guante En presencia de su amante, A unos leones; entró El galan, y le sacó, Y luego, á su dama infiel. Le dió en el rostro con él; Agravios no haré tan claros, Pero tengo de imitaros En ser conmigo cruel. Quedad, Señora, con Dios; Que yo me voy ofendido De mi, por agradecido, Por ser ingrata, de vos; Mal estarémos los dos En dos extremos tos dos En dos extremos tan raros; Quiero ausentame y dejaros, Perderme quiero y perderos, Quiero morir de no veros, Cuando vivo de adoraros. El alma, en vos divertida, Goza con dichosa suerte Vida que parece muerte, Muerte que parece vida; Y si es la gloria fingida Y es la pena verdadera, Mas vale que ausente muera

Donde el morir es morir; a duda que no es vivir El vivir desta manera.

(Hace que se va.)

DUQUESA.

Don Fadrique, espera, aguarda; Yo te confieso mi error. No fué no tenerte amor, Esperanza fué gallarda Be que tu espada te guarda. Caando la ocasion te di, Vitoria me prometí , Nunca recelé tu muerte Perque vide que el perderte Era mas perderme à mi. Si à la dama castellana Dió su amante un bofeton, Tienes la mesma razon, Borre tu mano la grana De mi rostro; y si villana Tu mano pareceria, Defendiémiome este dia Amante tan soberano, Señor, no te falte mano; Aqui tienes esta mia.

Salen LOS TRES DUQUES.

Aunque à los tres descontente, li capriche logro asi,

GALAN, VALIENTE Y DISCRETO.

Pues á un amante la dí Galan, discreto y valiente. Amor niño finge y miente, Yo, Duque, soy Serafina; Que así mi amor determina Quien me quiere y aborrece; Mantua a vuestros piés la ofrece.

DON FADRIQUE.

Mas quiero esa luz divina.

PERRARA.

Vive Dios, que mereceis Por este agravio, esta injuria, Que á Mántua abrase mi furia.

DUQUESA.

Grande enemigo teneis.

URBINO.

Ferrara, no os enojeis De lo que à mi me toco.

DON FADRIQUE.

¿ Qué bárbaro se atrevió Asi delante su alteza. Arriesgando su cabeza?

PARMA.

¿Quién dará ese riesgo?

DON FADRIQUE.

Yo.

Sale FLORES. FLORES.

Y yo el cuchillo daré Agora que hay ocasiones De dejar estos jirones Quien loco en su seso fué. No me preguntan por qué Juana Flores fué mi madre? No hay locura que me cuadre; Confleso que cuerdo estoy Mientras no digo que soy El Rey, el Papa ó Dios Padre.

URBINO. Yo adoré, no me ha pesado. DUOUESA.

Yo tengo dueño, en efeto,

Galan, valiente y discreto. PARMA. Yo el premio de enamorado.

DON FADRIQUE.

Yo el pago de mi cuidado.

FERRARA. Yo, aunque en Mantua mas blasonen, Hallo partes que me abonen.

DUQUESA.

Y vo la dichosa fui.

La comedia acaba aqui; Vuesas mercedes perdonen.

•

•

•

## COMEDIA FAMOSA

TITULADA

## NO HAY DICHA NI DESDICHA HASTA LA MUERTE,

DEL DOCTOR MIRA DE MÉSCUA.

#### PERSONAS.

EL REY DON GARCÍA. EL REY DON ORDOÑO. DON DIEGO PORCELOS. DON VELA.

MONGANA, gracioso. CARRASCO. LA REINA DOÑA VIO-LANTE.

DOÑA LEONOR. ISABELA. MARCELA. BRIANDA, esclava.

UN CRIADO. UNA ESPÍA. SOLDADOS. Músicos.

#### JORNADA PRIMERA.

Totan al arma, y salen con rodelas y espadas desnudas PORCELOS y DON VELA, MONGANA y CARRASCO.

DON VELA. Pienso que al arma han tocado. PORCELOS. Las huestes de don García Tocan arma noche y dia. DON VELA.

Querran tener desvelado El real de don Ordoño. PORCELOS.

Bien prevenidos están. DON VELA.

Paces ó treguas barán Los rigores del otoño. PORCELOS.

Ya que en Castilla nacimos, Y ha sido nuestra intencion Servir al rey de Leon, Pues hijos segundos fuimos En nuestras casas, es bien Que en nuestra grande amistad, Coronada de lealtad, Segundo nombre nos dén De Piládes y de Oréstes.

DON VELA. Ya nos vieron semejantes Desde que fuimos infantes;

Desic que l'amos inflates, No digas, no manifiestes Con palabras el amor. Que, unido en lazos estrechos, Un alma informa en dos pechos, Una vida y un valor.

PORCELOS. Pues las estrellas y Dios (Que sin él no hay astro alguno) En amor nos hacen uno, Con privilegio de dos, No nos perdamos, no erremos, Don Vela, nuestra venida; Dividamos esta vida, Que con un alma tenemos. Don Ordoño y don Garcia Hijos legitimos son De Ordoño, rey de Leon, Y pretenden este dia Ambos el reino, y alegan , Don García que es mayor, Don Ordoño que al traidor Las cristianas leyes niegan La corona, y que él lo fué Contra sus padres; de modo Que el derecho de ambos todo Puesto en las armas se ve. Y si ahora quiere Dios Que muerto quede ó vencido El que hubiéremos servido, Perdidos somos los dos Porque, siendo como digo, Es cierto que su favor No ha de dar el vencedor A quien sirvió à su enemigo.

DON VELA.

Ordenad, don Diego, vos Lo que habeis de hacer de mi.

Mi parecer es que aqui Nos dividamos los dos. Con arte se ha de ayudar A la fortuna y la suerte ; Que aun siendo fatal la muerte, Tal vez se suele excusar Con el ingenio y discurso. No nos perdamos los dos; Al un rey serviréis vos, Y yo al otro, y así el curso De la rueda de fortuna Contrastar y detener Podremos, pues suele hacer Las mudanzas de la luna. Si venciere vuestro dueño, Vos me ayudarėis despues ;

Mi amigo sois, y no es Este consuelo pequeño. Si acaso venciere el mio, Para ser vuestro nací; Para ser vuestro naci;
Fiaros podeis de mi,
Como yo de vos me fio;
Y así con ingenio humano
Amor nos ha dividido,
Porque, estando uno caido,
El otro le dé la mano.

DON VELA. Bien decis; que la amistad, Para mas satisfaccion, En la misma division Nos da perpétua unidad. Al hombre naturaleza Los brazos ha dividido Para que, el uno perdido. Otro ampare la cabeza. El capitan que es prudente, Mezclando fuerzas con artes, Por no arriesgarse, en dos partes Suele dividir su gente. Contra la suerte importuna En esto hallamos remedio, Pues cogerémos en medio La rueda de la fortuna; Y á su correr y volar Con el paso presuroso, Como acostumbra, es forzoso Que en el uno ha de parar.

PORCELOS. A qué rey quereis servir? Vuestra eleccion es la mia.

DON VELA. Yo serviré à don Garcia.

PORCELOS.

Yo á don Ordoño; y decir Pudiera en esta ocasion
Que mayor dicha me fuera
Que vuestro dueño venciera,
Porque mas satisfaccion
Tengo de vos que de mi;
Y venciendo don Garcia, Pendiera la dicha mia

De vuestra mano; y asi, De viestra mano; y ast,
Mas, segura la tuviera
Que si la adquiriera yo.
Aunque ya digo que no;
Porque si dichoso fuera
Con Ordoño, claro está
Que, si un alma en los dos vive,
Ni es infeliz quien recibe
Ni es mas dichoso el que da,

DON VELA.

Ya vuestros brazos espero. PORCELOS.

De su amorosa pasion Ha saltado el corazon A recibirlos primero.

MONGANA. Pues vemos estas finezas, Quiere que los dos seamos Dos monos de nuestros amos?

CARRASCO.

Y aun monas de las cabezas. MONGANA.

Carrasco, mucho te quiero; Cuanto tuviere, por Dios, Que ha de ser comun de dos, Excepto moza y dinero.

· CARRASCO.

Al cobrar nuestro salario,
Vino y tabaco serán
Tan de ambos, que no sabrán
Cuál es dueño propietario.
No ha de haber cosa partida
Entre los dos; de tal suerte,
Que engañemos á la muerte
Canada sa angulla una vida Cuando se engulla una vida. MONGANA

Voto á los rayos de Apolo, Que si pendencias tenemos, Tan uno los dos serémos, Que has de reñirlas tú solo; Y mientras riñas, bebiendo Estaré, para que asombre Que esté en dos partes un hombre, Bebiendo á un tiempo y riñendo.

CARRASCO.

El valor se ha de ver hoy.

MONGANA.

Si el valiente por guardar Su pellejo ha de matar, Carrasco, valiente soy, Pues cuando guardo la vida, Mato la sed.

PORCELOS. Bien está Camino el tiempo abrirá; Cada ejército convida A que mostremos los dos Nuestra ilustre sangre en ellos.

DON VELA. Adios, don Diego Porcelos. PORCELOS.

Amigo don Vela, adios.

MONGANA.

Sin cumplimientos ni ruegos Nos irémos dos mosquitos. CARRASCO.

Adios, honra de coritos.

Adios, honor de gallegos.
(Vanse don Vela y Mongana.)

Pienso, Señor, que has errado En haber hecho eleccion De Ordoño; rey de Leon Es Garcia; desterrado

Ordoño estaba en Galicia, A quitarle el reino viene; Dificit es, porque tiene El mayor mayor justicia.

PORCELOS. Carrasco, de mí nació El dividirnos; no fuera Puesto en razon que eligiera Lo que es mas seguro yo. Cuanto mas que nunca sabe El hombre el mejor camino De la dicha, porque vino Siempre acaso. No se alabe De que el camino eligió Dichoso pressona alguna: Dichoso persona alguna ; Que está buena la fortuna Donde menos se pensó.

CARRASCO.

Aquí viene Ordoño,

PORCELOS.

Quiero Ofrecerle mi persona, Y déle Dios la corona De un católico hemisfero,

Tocan cajas, y sale EL REY DON ORDOÑO y SOLDADOS.

REY. ¿ Qué me aconsejais? SOLDADO 1.º

Señor.

Que la batalla no dés Porque su ejército es En las fuerzas superior : Mas gente y mejor armada Es la suya ; mi consejo Es retirarse.

Eres viejo: Tienes ya la sangre helada. SOLDADO 1.º

No me culpes si perdieres Tu gente en esa maleza. PORCELOS.

Déme los piés vuestra alteza,

REV.

Dime, soldado, ¿ quién eres? PORCELOS.

Don Diego Porcelos soy, Un hidalgo de Castilla, Que à tu servicio real Viene ofreciendo la vida. Cuando es razon que en campaña Los castellanos te sirvan, No es justo que se excusase Mi generosa familia. Este nombre, este apellido, De española sangre antigua, Fénix es en mí; yo solo. Sin que nadie me compita, Soy Porcelos; y así, quiero Que nazca de mís cenizas Segunda vez este nombre, Y en España eterno viva. Y en España elerno viva. Si yo en tu servicio mancho Esta famosa cuchilla, Mezclando púrpura humana En las ondas cristalinas De ese rio; si á tus piés Dichosamente derriba, Como un halcon bien templado, La varia plumajeria De su hueste y los leones Coronados, que iluminan Con los rayos de sus ojos Las banderas enemigas, ¿Qué mas gloria para mi?

Vive el cielo, que me inclinan Sus estrellas à servirte; Y aunque es eleccion la mia, Parece que la arrebatan Con una fuerza divina. Ya en las guerras de Navarra, Ya en las fronteras moriscas, Negué al ócio, y di experiencia A mi hidalga bizarria. Si á quien soy correspondi, Ajenas lenguas lo digan, Aunque no se alaba aquel Que informa de su justicia. Esto he dicho porque alegre Esto he dicho porque alegre Vuestra majestad reciba Los deseos que mi alma Le consagra y le dedica, Y tambien porque he mirado El real de don García Con atencion, y aunque ahora Tiene gente mas lucida, Como el nuestro, aunque menor, Dentro de un hora le embista, Segura está la victoria, Si va la caballería En frente del escuadron, Y alli el bagaje camina. Es la razon porque el aire Nuestra ayuda solicita, Que en las espaldas nos da Tan fuerte, que las encinas De esas montañas arranca; De esas montanas arranca;
Y siendo razon precisa
Que en los ojos les dé el polvo,
¿Quién duda, quién desconfia
Del vencimiento? Pues ciegos,
No ha de haber quien nos resista.
Demás de que, siendo ahora,
Como vemos, mediodía Demás de que, siendo ahora, Como vemos, mediodía, Ganamos el sol, pues queda Sobre las mas altas líneas Del Auge, à nuestras espaldas, Y es fuerza que si declina, Crezca el viento, y los caballos, Partos del Andalucia, Como son estas campañas Tierra blanda y arenisca, Y las lluvias le han faltado, Formarán nubes que impidan Al ejército contrario Animo, fuerzas y vista Y si en esto, gran señor, Natural filosofía Tiene crédito, yo he visto Que vuelan buitres por cima De su ejército graznando, Presagios de su ruina, Pues dicen los naturales Que mortandad adivinan. La pues, insigne Ordoño, Rey hasta aqui de Galicia, A quien el cielo y las aves Nuestros reinos pronostican, Manda que toquen al arma; Y ahora, que no imaginan Los contrarios que has de darles La batalla, porque miran Tus fuerzas muy inferiores, A Fabio Máximo imita Que con el arte y la industria Abismos acometia De escuadrones y de tropas. Las victorias que publica Mas celebradas la fama Son aquellas que se quitan Son aquenas que se quita Al ejército mayor. Sirva, Señor, mi venida De trompeta, porque soy Rayo que Júpiter vibra, Furor que el cielo desata, Flecha que Marte fulmina Prodigio que el mar aborta,

Iomba que el fuego fabrica , Ciartana deste leon, Timbre y blason de Castilla ; Y io que mas soy, Señor, Seldado de tu milicia.

REY.

Vive Dios, que no me dieran Mas ânimo y alegria Las hunzas de los romanos, Las fechas de los scitas. Dame esos brazos, Porcelos.

SOLDADO 1.0

Abora llega una espia Del ejercito contrario.

Sale UNA ESPÍA.

Qué hay de nuevo?

Que dos hijas

Del rey de Navarra vienen:
Violante con don Garcia
Se viene à casar, Leonor
La acompaña; y tanto fian
De su victoria, que el Rey
Quiere que en su tienda misma
Las reciban, sin que pasen
A Leon; y de Castilla
Un gran soldado ha venido,
Que con razones incita
A que pos ganen el puesto;
Don Vela se llama.

PORCELOS.
Brillan
En sus armas, envidiosos,
Los rayos del sol.

REY. Embista Nuestro ejército primero Al arma, y la infantería

Nuestro ejército primero Al arma, y la infantería Siga à los caballos. PORCELOS.

Cierra,
Pues la ocasion nos anima.
(Entranse sacando las espadas, y que
da solo Carrasco.)

CABRASCO.

Estando llena de moros
España,; no es gran desdicha
Ver ejércitos cristianos
Manchar con su sangre misma
Las campañas? Ya acometen;
Todo es confusion y grita,
Todo es horror; unos y otros
A Santiago apellidan.
Entrar quiero en la batalla,
Aunque el alma me lastima
Ver, en conflicto tan grande,
Que todos tengamos crisma.
(Dase la batalla con òrden, y saliendo
de dos en dos los que hablan.)

#### Salen DON GARCÍA Y EL REY.

pon gancia. ¿Cómo á tu hermano mayor El reino le tiranizas?

Para vengar à mì padre, A quien tù en su misma vida Heredaste con violencia.

DON GARCÍA.

Eres traidor.

RET.

Soy venganza de los cielos.

DON GARCÍA. En vano, Ordoño, porfias. (Vanse los dos.)

Salen MONGANA v CARRASCO.

Mongana soy, buen Carrasco; ¿Cômo de veras me tiras?

No te conozco; pelea.

MONGANA.

¿Cómo quieres tú que riña Con mis amigos ?

CARRASCO. Contrarios

Somos ya; riñe, gallina.

MONGANA.

Ojalá que yo lo fuera,
Pues siéndolo, volaria.

CARRASCO. Riñe, liebre.

> MONGANA. Si lo fuera, rer pudiera, ¿ No mira

Correr pudiera. ¿ No miras A don Vela, mi señor, Que mata, asuela y derriba?

¿Por qué no miras tambien A Porcelos, que es la grima De tu gente?

Verás que vienen aprisa
Marchando mil elefantes
Con sus castillos encima.
CARRASCO. (Vuelve el rostro.)
¿ Por dónde?

MONGANA.
Por el infierno.
CARBASCO.

¡ Ah cobarde! allà caminas. (Vase uno tras de otro.)

Sale DON DIEGO PORCELOS, acuchillando á DON GARCIA.

PORCELOS.
Cuando todos van huyendo
De mi valor y mi furia,
¡Tú me aguardas? Ya es injuria
De la fama que pretendo.

DON GARCÍA. Verás quién es don García , Alma y fuerzas de Leon.

PORCELOS.

Bien merecerá perdon, Señor, quien no os conocia; De vos retiro la espada, Que, siendo de buena ley, Cortar no sabe en un rey, Porque es majestad sagrada.

DONGARCÍA. No atribuyas á respeto Lo que fué temos; pelea. PORCELOS.

Hay respeto que no sea
Temor tambien? Yo prometo
Que miro en ti una deidad
Tan oculta y superior,
Que, animandome el valor,
Me acobarda la lealtad.

pon garcía. Hombre que á Ordoño sirvió ¿ No ha venido contra mi? PORCELOS.\*
Contra tus soldados, si;
Contra tu persona, no.

CARRASCO.

Pues aqui viene un soldado, Con quien babrás menester Tu valor; dale à entender Quién eres.

Sale DON VELA, buscando d don Garcia.

> DON VELA. Iré à tu lado. DON GARCÍA.

A animar iré mi gente: Si ese vences, he vencido.

PORCELOS.

Si en su lugar has venido, Menester has ser valiente.

Ya lo sentirás.

poncelos. ; Don Vela!

Don Diego!

Pésame, á fe, De encontrarte aquí.

DON VELA.

¿Por qué?

Porque mi brazo recela Ofenderte, y la amistad Ha de estar con el honor En el lugar inferior, Y el honor es fa lealtad.

DON VELA.
A nuestros reyes servimos;
Amigos somos, ¿ qué harémos?
PORCELOS.

La obligacion que tenemos : Morir, porque à eso venimos.

Será reñir contra mi.

PORCELOS.
Yo pareceré soldado
O loco ó desesperado,
Que se da la muerte à sí;
No podemos excusallo.
¡Viva mi rey!

¡Viva el mio! PORCELOS.

¡Oh vasallo de gran brio!

Oh valor de gran vasallo!

En dividirnos erramos.

Encontrarnos fué desdicha.

¡Qué mal buscamos la dicha!

Pues muramos.

Pues muramos. n Vela, cansado?

¿Estás, don Vela, cansado?

Cuidado tengo de ti.

PORCELOS.

Mas mi amigo eres asi; Que te quiero muy honrado.

DON VELA. Casi por rendirme estoy.

PORCELOS.

Eso no harémos jamás; Tú, porque en mí pecho estás; Yo, porque tu imagen soy.

DON VELA.

Si nuestra la causa fuera, Rendirme yo fuera ley.

PORCELOS.

Pues que sirves à tu rey, Amigo, tu amigo muera.

DON VELA. ¿ Quién ha visto tal crueldad? Contra tí son los aceros.

PORCELOS.

Dios y el Rey son los primeros; Despues entra la amistad.

Si morimos, fama y gloria Serán dos triunfos pequeños.

PORCELOS. El honor de nuestros dueños Consiste en nuestra victoria.

DON VELA

Pues, amigo, á pelear Hasta morir ó vencer.

PORCELOS.

Si me matas, vengo á ser Mas tu amigo.

(Tocan cajas.)

DON VELA.

A retirar

Han tocado. PORCELOS.

Ya los dos, Sin ser traidores, podemos Retirarnos.

DON VELA. Retirémonos.

PORCELOS.

Pues adios, amigo.

DON VELA Adios.

(Vanse los dos.)

Salen EL REYY DON GARCÍA, vencido: CARRASCO Y MONGANA.

Tus esperanzas venci: Rinde el ánimo tambien, O daréte muerte.

DON GARCÍA. He de dar la espada?

A mi.

Salen DON VELA y PORCELOS.

DON VELA. A tu lado estoy, Señor; Que quiero morir contigo.

DON GARCÍA. Ya no es tiempo, Vela amigo, Sino de mostrar valor Con la paciencia; venció Quien menos razon tenia. Ya soy solo don Garcia, Vencido y preso; rey, no.

REY. Rinde, soldado, la espada.

Cuando mi rey la ha rendido. Honra mia es ser vencido, La defensa es excusada; Dos fuertes cuchillas ves, Oh vencedor soberano: La de mi rey en tu mano, La del vasallo á tus piés.

REY. Levanta esa espada, Conde. PORCELOS.

¿ Quién ese nombre merece?

REY. Solo el que à Marte parece Y à su sangre corresponde.

PORCELOS. Titulo es nuevo en España.

REV.

Nuevo es tambien tu valor.

PORCELOS.

Los piés te beso, Señor.

Tuya es la victoria, bazaña Digna de Porcelos es; Nuevas honras darte quiero: Tambien es tu prisionero Ese soldado.

PORCELOS. Tus piés Otra vez humilde beso. Mil siglos te guarde Dios, Y así serémos los dos, Tù mi-dueño y yo tu preso.

MONGANA. Este titulo de conde ¿ Qué significa ?

CARRASCO. No sé. MONGANA. Conde, sin decir de qué, Honras son de viento.

Y ¿ donde

CARRASCO. Piensas que estás?

MONGANA. Donde acabo

La vida, y llantos escucho.

CARRASCO. No te desconsueles mucho; Que, en efecto, eres mi esclavo.

Sale UN SOLDADO.

SOLDADO. La que reina de Leon Vino á ser, llega á mediar Vuestras discordias.

DON GARCÍA. Y á dar A mis ojos mas pasion.

Salen LA REINA Y DOÑA LEONOR, de camino, y ACOMPAÑAMIENTO.

REINA

Reyes famosos, ¿cuando á hodas vengo, Hallo batallas entre dos hermanos? Los tálamos dichosos que yo tengo, Son tumbas y sepulcros de cristianos? Cuando los labios con amor prevengo Para besar alegre vuestras manos, Debiendo estar unidas y trabadas, ¿En vuestra misma sangre están manchadas?

Envaine la razon vuestra cuchilla, Coronense de paz vuestros deseos,

Y desterrad los moros de Castilla, Si con sed anhelais de mas trofeos, Que dilatando van desde Sevilla Su imperio hasta los altos Pirineos, Rompiendo con orgullo y prez bizarra Las antiguas cadenas de Navarra. (Ap. Ni sé cuál es Ordoño ni García; Mas ya conozco al uno en la tristeza, Y al otro he conocido en la alegría; Afectos que nos dió naturaleza, Con que las almas hablen cada dia.) Ea, Señor, aliéntese su alteza; [tante No ha de enseñar el que es varon cons-A la adversa fortuna mal semblante. No estar alegre aquí fuera locura, No estar alegre aqui idera locura, Corto valor será mostrarse triste; Un rostro has de mostrar y una figura Al bien y al mal, si generoso fuiste. Considera, Señor, cuán poco dura [te, La dicha de los hombres; montes visque columnas del cielo han parecido, Y las olas del mar los han sorbido. Y las olas del mar los han sorbido.
Para morir con vos y para amaros,
O viviendo ó muriendo, habré venido;
Del amor conyugal ejemplos raros
Serémos, á pesar de humano olvido;
Vuestra sombra seré, y acompañaros
Pretendo, annque este reino adeia [perdido.

No me desposo yo con la corona; ¿Qué reino como el alma y la persona?— Y á ti, cruel y bárbaro ambicioso, Que pretendes reinar tiranamente, No hay un rayo del cielo poderoso Que fulmine ese pecbo ó le escarmiente? cue imme ese pecto o le escamiente;
le qué sirve que estés vanaglorioso,
Sives que la fortuna es loca y miente?
Seguridad promete, y nos engaña;
Hablen aquí los términos de España.
No llegues á triunfar de la victoria;
Las garras del leon que tiranizas,
Deshaciendo to pompa y vanaglaria. Deshaciendo tu pompa y vanagloria, Con roja sangre y pálidas cenizas En los anales horren la memoria De tu renombre, y las espumas rizas Del mar del Sur en piélagos crueles Dén funebre pasaje à tus bajeles.

REY.

: Conde!

PORCELOS. ¿Qué manda tu alteza?

REY.

Vive Dios, que causa amor Este singular valor, Esta celestial belleza.

PORCELOS. En Navarra la servi De menino, y à mi ver. No hay mas perfecta mujer.

Deidades son las que vi!

REY. DON GARCÍA.

Señora, infelice ha sido Vuestro valor soberano Pues que viene á dar la mano A un hombre preso y rendido. A ser reina de Leon Salisteis de vuestra casa; Ya habeis visto lo que pasa. Vueltas de fortuna son.

BEINA. No han de decir en Castilla Que fui vana y ambiciosa; Señor, yo soy vuestra esposa.

DON GARCÍA. Oh valor! Oh maravilla De las mujeres!

(Va à darla la mano.)

Detente: Porque con tu misma espada La mano darás manchada De tu misma sangre.-Ardiente Es ya, Conde, mi pasion; Diselo luego à Violante. Su esposo seré y su amante; Postra à sus piés un leon.

PORCELOS. eñora, si vuestra alteza Para ser de un rey venia, No ha de ser de don García, Que serà vana fineza. Dulce cosa es el reinar Hija de un rey no ha de ser Vasalla de otro, y tener Dueño que preso ha de estar Mientras viva. ¿ Habrá ninguna Que desestime el valor. Que aborrezca al vencedor Y desprecie la fortuna?

REINA.

Don Diego, ¿ tú me aconsejas Tal mudanza y eleccion?

PORCELOS.

Si por un rey de Leon Un hombre vencido dejas, Será mudanza bizarra. Ayúdame á persuadir, Bella Leonor.

DOÑA LEONOR.

(Ap. Y a sentir Otra vez lo que en Navarra. Ay don Diego! Ay cruel amor! Huyendo para olvidar, He venido á tropezar Otra vez en tu rigor.) Señora , ¿ Ordoño no es Mas galan y mas valiente?

Y ¿ que tú tan fácilmente Esos consejos me dés?

DON GARCÍA. No te ha bastado, tirano, Hacer traidora invasion En el reino de Leon, Sino querer dar la mano A Violante, y ver perdida
Pompa de un rey v un amante?
Sin el reino y sin Violante,
Para qué quiero la vida?
Salgamos à desafio
Los dos; determine el duelo Esta causa, ya que el cielo Se muestra contrario mio.

A salir no está obligado Con su preso un rey así.

DON GARCÍA.

Salga don Vela por mi; Señala tú otro soldado.

BEY.

Salga Porcelos.

DON VELL. Mi rey

(Dan la espada à don Vela.) Aunque el reino haya perdido, El rey legitimo ha sido Por naturaleza y ley: Y es cierto que si la mano Violante à mi rey le da . Mujer de un rey se dirà . Y no esposa de un tirano.

Cuando la naturaleza Da los reinos eminentes, El derecho de las gentes Da el imperio y la grandeza. En las armas consistió; Y así, es rey mas celebrado El que reino ha conquistado Que aquel que reino heredó.

DON VELA.

Esa fué sofisteria Del ingenio; que no hubiera En el mundo , si eso fuera , Ni traicion ni tirania.

PORCELOS. Si el vasallo con malicia Se opone à rey soberano, Decirse debe tirano . No el que emprende con justicia.

DON VELA. Y el pretender la mujer Tras el reino, á su pesar, ¿Cómo se podrá llamar?

PORCELOS. Accidente del poder.

DON VELA

Y ; no es violencia?

PORCELOS. Aun no ha dado

La mano.

DON VELA. Ya hay resistencia.

PORCELOS. ¿ Cómo puede haber violencia , Mejorándola de estado?

DON VELA.

Yo lo contradigo.

PORCELOS.

Aqui Lo estoy defendiendo yo. (Empuñan las espadas.)

DON VELA.

Y; no es injusticia?

PORCELOS.

No.

DON VELA. Luego ¿tiene razon?

PORCELOS.

Si. DON VELA

Pues así espero la palma.

(Riñen.)

PORCELOS.

Esa á mí me está debida.

DON VELA.

Ay amigo de mi vida!

PORCELOS.

Ay amigo de mi alma! (Ponense en medio la Reina y doña Leonor.)

Y esta ¿ es accion generosa?

DONA LEONOR. (Ap. Mi antiguo amor no consiente Un suceso indiferente Y una victoria dudosa.) una victoria dudosa.)
Esperad, suspended luego
Las armas; que en esto es
Don García descortés
Y poco bizarro, ciego
De su pasion. Di, García,
No querer que reina sea
La que servirte desea
¿Es amor? Es bizarría?
¡Preso y vencido, prelandos Preso y vencido, pretendes Mujer de tanto valor? Las leyes rompes de amor,

La razon de amor ofendes; Amar es querer el bien De lo amado, aunque haya sido Con daño propio.

DON GARGIA.

Vencido Soy de tu razon tambien; Dueño no se ha de llamar De la divina Violante, Ni merece ser su amante Un hombre particular; (De rodillas.) Yo suplico à vuestra alteza Que , pues á ser reina vino, Siga la ley del destino Esa singular belleza.

A nadie fuerza esa ley ; No esté así , que en mi opinion Tiene mas estimacion Nacer rey que morir rey; Porque sin duda ninguna Superior es la grandeza Que da la naturaleza A la que da la fortuna.

PORCELOS.

¿Qué determinas, Señora?

REIN A.

Dudo y temo.

Qué es temer? PORCELOS.

REINA.

Es conservar

Mi opinion.

PORCELOS.

¿ Piérdese ahora?

BEINA.

¿ Yo ambiciosa?

PORCELOS. ¿No es peor...

REINA.

¿Qué? Prosigue.

PORCELOS.

Que se diga Que es amor el que te obliga?

REINA.

No. siendo honesto el amor.

PORCELOS.

Y la ambicion ¿ no es defecto En la que es sangre real?

REINA.

Defecto fué natural.

PORCELOS.

Luego ¿llamaráse afecto?

REINA.

¿ Qué importa que afecto sea?

PORCELOS.

Ser mas licito.

REINA. ¿ Por qué?

PORCELOS. Porque es propio.

Impropio fué,

PORCELOS.

¿Cuándo?

BEINA. Cuando lo desea. PORCELOS.

Ya es valor.

REINA. ¿Cómo valor?

PORCELOS. ¿No es valor noble deseo? REINA.

Un reino es breve trofeo. PORCELOS.

¿ Para quién ?

Para el amor. PORCELOS.

Luego ¿amaste?

Al que tenia Por dueño sí, que conviene. PORCELOS.

Muda objeto; ¿qué mas tiene Ordoño que don García?

El haber sido primero. PORCELOS.

Como rey le imaginaste. BEINA.

Es verdad.

PORCELOS. Pues ¿rey hallaste? REINA.

Dices bien; pero ...

PORCELOS

No hay pero; Reina has de ser de Leon. REINA

Ya me tienes convencida.

PORCELOS. Déte el cielo larga vida. (Están los reyes desviados, y ellos en medio.)

¿Quién la venció?

PORCELOS. La razon; Ya es tuya aquella hermosura.

Y tú, don Diego, has de ser

El juez y chanciller De mis reinos.

> PORCELOS. Soy tu hechura. REY.

Hasta abora no venci. Porque el fin de la victoria Es el triunfo y es la gloria, Y esa, Violante, está en tí.

Ya, Señor, que esto ha de ser, En mi mano hallaréis vos Fe y amor. ¡Válgame Dios! ¿Esto es casarse, ó caer?

(Al darle la mano, cae.)

DOÑA LEONOR.

¡ Mal agüero!

PORCELOS. Es error vano;

No hay agueros.

Esto ha sido, Que mis brazos ha pedido Su amor al darte la mano; Y de aquella sujecion Que has tenido, te levanto, Con el matrimonio santo, A ser dueño de Leon.

Ay Leonor, cómo he temblado!

DOÑA LEONOR. Cuándo tú sueles temer?

Cuando gano esta mujer. Este reino, este soldado, Para mi es felice dia.

DON GARCÍA. Por tí solo, amigo, siento En mi desdicha tormento.

DON VELA.

Tu mal siente el alma mia. DOÑA LEONOR.

Aun vive mi voluntad. PORCELOS.

Tuyo soy v tuyo fui.

DON VELA. Don Diego, acordáos de mi.

PORCELOS. Sagrada fué mi amistad.

DON VELA. Y desdichada mi suerte.

PORCELOS.

Ningun sábio se ha llamado Dichoso ni desdichado Hasta que llega la muerte.

#### JORNADA SEGUNDA.

#### Salen EL REY Y PORCELOS.

Despues que el reino poseo Con imperio singular, Por tenerte mas qué dar, Tener mas reinos deseo; Que, como vives en mi, Una misma cosa fuera Que para mi los tuviera, O tenerlos para tí.

PORCELOS.

A tantas obligaciones Responda por mí el silencio. Tu esclavitud reverencio, Hierros en el alma pones; Mas, ya que estás generoso, Una merced me has de bacer, Para que yo pueda ser De todo punto dichoso. Sirvate don Vela, que es El mas noble caballero De Castilla.

Consejero Sois de mi estado, Marques. PORCELOS.

Títulos has inventado Para darme ; ¿partiré Con él, gran señor?

A fe Que me dan mucho cuidado Los moros de Andalucia.

PORCELOS. Ya que servirte no quieres De don Vela, si le hicieres Algunas mercedes, fia Que serán agradecidas De los castellanos luego.

REY. Búrgos es vuestra, don Diego.

PORCELOS. Déte edades repetidas El cielo, que ha coronado De dicha á tu majestad; Pero, Señor, la amistad Me obliga á ser porfiado;

(Vase entrando el Rey, y tras él Porcelos.)

Vuélvase libre à su tierra Don Vela, y preso no esté Un hombre ilustre, que fué Rayo fatal en la guerra.

Volver quiero para dar Satisfaccion al deseo, Con que anhelando te veo Por vencer y porfiar; Don Vela ¿es muy noble? PORCELOS.

HEY. ¿Con qué amor y bizarría El que sirvió à don García Me podrá servir á mí? Siendo noble, claro está Que, viendo preso á su rey No me ha de servir con ley Siempre à su dueño tendra Mas inclinacion, y dalle La libertad no conviene; Que si amor à su rey tiene, Ha de procurar sacalle Ha de procurar sacalle
De la prision en que está,
Como noble y de valor;
Y así, don Diego, es mejor
Que esté preso; bastará
Que tú contigo le tengas
Con su homenaje en Leon.
Tu casa es noble prision; Si anda libre, no prevengas Mas honra, mas libertad, Si en mi servicio reparas Que hasta tocar en mis aras Ha de llegar tu amistad.

(Vase.)

PORCELOS. Entre dos imanes sigo La luz de un norte pequeño; Entre el gusto de mi dueño Y el provecho de mi amigo Partido está el corazon, Y vivo estando partido, Porque milagros han sido De amistad y obligacion.

#### Sale DON VELA.

Amigo y señor, ¿podré Dar a mi mismo cuidado Parabien de que ha llegado Mi libertad?

PORCELOS. No lo sé. DON VELA.

Por qué no, siendo los dos Un cuidado y un tormento? PORCELOS.

Con el grave sentimiento, Ni sé de mi ni de vos; Sé à lo menos estos dias Mis fortunas tan siniestras; Mis mercedes serán vuestras, Y vuestras prisiones mias.

DON VELA. Pues ya, amigo, no pretendo Libertad ; otra prision Padece mi corazon.

PORCELOS. Declárate; no te entiendo. DON VELA. Leonor hermosa es su dueño, Y ojalá que César fuera, Y ojala que César Riera, Aunque es el mundo pequeño, Para que imperios la diera. Preso, pobre y desdichado, Quién dijera que podia Tener tan alta osadia? Parece que te has turbado. Si amas, don Diego, al momento Abrasaré mis antojos, Negaré luz á mis ojos, Borraré mi pensamiento.

PORCELOS.

No, amigo ; pero senti Que ames imposibles.

DON VELA

Hoy Solo en esto feliz soy;

Favores tengo.

PORCELOS. (Ap.) Ay de mi! DON VELA.

Pienso que mi amor te inquieta. PORCELOS.

No; el favor me maravilla.

DON VELA. Conoces una esclavilla que, por hermosa y discreta, Es el gusto de Leonor?

Si la conozco.

DON VELA Ella ha sido La que un papel me ha traido. PORCELOS.

Eso es ya mas que favor.

DON VELA. Ella sale, yo me voy; No piense que he contado Este amoroso cuidado, Viendo que tu amigo soy.

(Vase.) PORCELOS.

A quién habrán sucedido A un mismo tiempo dos muertes? Vela , troquemos las suertes : Sea yo el favorecido
De Leonor, y tú del Rey.
Amé à Leonor, yo pensaba
Que amado tambien estaba; Olvidar debo, que es ley De la amistad; declaró Su amor y dicha conmigo,
Fué primero, soy su amigo,
Mi lengua y ojos selló;
Mas, si ya tiene favores,
¿ Cómo Leonor me ha engañado? Pene y calle mí cuidado Con celos y con rigores.

Salen DONA LEONOR Y BRIANDA, esclava.

BRIANDA. Señora, el Conde está aqui. DOÑA LEONOR. Bien al alma lo decia Una secreta alegria Que antes de verle senti.— ¿Don Diego mio?

PORCELOS.

Ese nombre ra es indigno de tus labios; No injuries, no, con agravios
Merecimientos de un hombre.
(Ap. 1 Qué digo? A don Vela ofendo
Si su secreto publico;
Si mis celos significo,
Tambien su agravio pretendo.

¿ Qué he de hacer? Solo callar; ¿Qué he de hacer? Solo sentir; ¿Qué he de hacer? Solo morir; Sentir, morir y callar, Cosas son que han menester Fortaleza y discrecion.)

DOÑA LEONOR.

¿ Qué accidente, qué pasion Te divierte del placer Que en mi presencia tenias?

PORCELOS.

Siempre estuve en tu presencia Con respeto y reverencia.

DOÑA LEONOR.

¿Cuándo, don Diego, solias Hablar tú con sequedad? Tú no me llamabas dueño? Cómo me miras con ceño ¿Es mudanza? Es gravedad?

PORCELOS.

Es desdicha y es respeto, Es ley y es obligación. (Ap. ¡Ah fuerza de mi pasión! Ah fuerza de mi secreto!)

DOÑA LEONOR.

Respeto y desdicha han sido Los que causan tu mudanza? PORCELOS.

No hay amor sin esperanza; Donde hubo amor hay olvido.

DOÑA LEONOR.

¡Qué lenguaje tan grosero Y tan extraño de ti!

PORCELOS.

(Ap. Perdido dentro de mi, Como en un desierto, muero; Por via de dar consejo, Con la amistad cumpliré, Con los celos y mi fe, Ni lo digo ni me quejo.)

(Sale la Reina à la puerta, oyéndolo.)

(Sale la Reina à la puerla, de Señora, no he merecido El bien y favor pasado. Mejórate de cuidado. Perdóname si, atrevido, Te doy consejo. En Leon Hay varones singulares, Que abrasen en tus altares Victimas del corazon. Estima alguno, por quien De la mejora del gusto, De lo acertado y lo justo Te vengo à dar parabien. Te vengo à dar parabien. Vela atenta en tu cuidado, Vela bien en tu deseo, Vela en tu mejor empleo. (Ap. Ya lo he dicho y lo he callado.)

(Vase.)

DOÑA LEONOR.

¿ Qué dices ?

BRIANDA. (Ap.) Culpas son mias; Amores y engaños son De mi mala condicion.

DOÑA LEONOR. Ingrato, esas villanias Bien merecidas están De aquella que favorece Hombre que no lo merece. Agradecimientos dan Los hombres desta manera A quien los ama y adora?

BRIANDA. La Reina está aquí, Señora.

DONA LEONOR. Para que callando muera. Sale LA REINA.

REINA. Esto importa remediar. -Entra, Brianda, á pedir Recado para escribir.

BRIANDA. (Ap.)

Miedo tengo, y no pesar, De lo hecho; amo a don Vela, Y así, en nombre de Leonor, Le engaño con el favor. El amor todo es cautela.

(Vase.)

Quisiera no haber oido Los enojos con que estás, Los enojos con que estás, Aunque nunca oyera mas, Aunque perdiera un sentido; Que mejor le hubiera sido A quien oyó la sirena, Nacer sordo, si en la arena El alma deja en despojos. ¿De qué nos sirven los ojos, Si es el ver para mas pena? ¿Tú confiesas que has amado, Y tú favores confiesas? Son propias acciones esas ¿Son propias acciones esas De quien la sangre ha heredado De reyes, que han coronado Sus escudos de leones? ¿ Cuándo á villanas pasiones Se abatió cual mariposa El águila caudalosa, Coronada de blasones? Leonor, Leonor, aunque sea Honesto el amor, lo debe Cubrir con montes de nieve La que ser buena desea.
Si el Conde te galantea,
Consentirlo tú, y callar,
Por favor pudo bastar;
Pero amor, quejas y agravios,
Ni al corazon ni a los labios
Los debe el alma fiar.

DOÑA LEONOR. Negarte lo que has oido Fuera loco atrevimiento; Ame en Navarra.

Ya siento
El disgusto repetido,
Que negarlo hubiera sido
Respeto y virtud mas clara,
Y negándose, repara
Lo que á saberse comieuza;
Que es ramo de desvergüenza
El confesar cara á cara.

Sale BRIANDA, con recado de escribir.

BRIANDA.

Aqui está la escribania. REINA.

Déjala en ese bufete, Porque quiero escribir; véte.

BRIANDA. (Ap.) Oh si ya volase el dia Para hablar con esperanza Al que mi amor engañó!

Cautivo está como yo; Amor da la semejanza.

(Vase.)

REINA. Lo que vo dictare escribe; Quiero enmendar tus errores, Borrar quiero los favores Que el Conde de ti recibe.

DOÑA LEONOR. Un error tan acertado

Dificil és de enmendar,

EL DOCTOR MIRA DE MÉSCUA.

Y mal se pueden borrar Favores que amor ha dado.

Consultar se debe el modo De escribir este papel.

DOÑA LEONOR. Y plega à Dios que con él No vengas á errarlo todo.

Sale EL REY à la puerta.

REY.

La Reina está con Leonor, Escribir querra à Navarra; Ah mujer cuerda y bizarra, Dulce objeto de mi amor! Desde aquí pienso mirarte, Rayos tus ojos serán; Desde aqui soy tu galan, A hurto pienso adorarte. Una cadena y rubi. Que el rey de Toledo, Azar, Me envió, te vengo á dar; ¿Qué imperio no es pará ti?

DOÑA LEONOR.

: Haslo ya pensado?

REINA.

Si.

REY.

Al rey su padre responde. REINA.

«Conde Porcelos...

Escribe la Reina? ¿Si Algo le querra mandar? DOÑA LEONOR.

Porcelos.

REINA.

»Si te he estimado...

REY

Discretamente le ha honrado; Ella me querra imitar.

DOÑA LEONOR.

Amado.

De esa razon Tu loca pasion colijo; Amado tu boca dijo, Lo que está en el corazon. Estimado dije.

DOÑA LEONOR.

Va escrito.

Bien lo advirtió, Aun el eco la ofendió. Qué honestidad!

Por aqui Este papel no va bueno; Otro toma.

Qué atajada Se ve la mujer honrada Escribiendo à un bombre ajeno! Todo es recato y temor, Todo es pesar y medir La razon que ha de escribir, Porque no parezca amor.

BEINA.

«Conde don Diego Porcelos...

Dejarla quiero... Mas no,

Que quizá es cosa que yo A su instancia he de hacer. DOÑA LEONOR.

Celos.

BEINA.

»No niego que te he estimado, »Y que favores te di.

REY.

Dios me valga! ¿Estoy en mí?; Oh necio descontiado! Los reyes ¿ no favorecen? De estos favores habló, Claro está.

> DOÑA LEONOR. Di.

REINA. »Pero yo

»Siempre te amé.

Aqui padecen

Ilusiones mis oídos lusiones mis oidos,
Engaños mi entendimiento,
Mi corazon desaliento,
Miedo y horror mis sentidos,
¿Cómo es esto? ¿Yo dudar?
Yo temer? Mas ¡ qué imprudencia!
¿ Por qué no tengo paciencia
Para atender y escuchar?

DOÑA LEONOR.

BEINA.

Con sola intencion »De no pasar adelante.

REY.

¿Qué es lo qué escucho?

REINA.

» Y tu, amante

»Atrevido, ¿aun en Leon »Pretendes mas mis favores?

Pasos á mi muerte doy, Herido de un rayo estoy, Aspides piso entre flores.

REINA.

»Ama en otra parte pues; »No me mires ni me escribas.

REY.

Ya son injurias mas vivas, Parasismo fatal es El que siento; pero mienten Mis oidos, ilusiones Son de equivocas razones Mienten mis ojos, no alienten Contra mi mortales flechas. Vive Dios, que estoy corrido Vive Dios, que estoy corrido De que hayan en mi cabido Sombras de viles sospechas. El Conde fué mi trofeo, La Reina es ángel dívino , Miento yo si lo imagino, Mataréme si lo creo.

(Vase.)

DONA LEONOR. Acabemos ya, Señora; Que atormentándome estás.

BEINA.

No quiero que escribas mas; Quédese el papel abora; Peor será que tu letra Llegue á sus manos ; y asi, Tú misma te enmienda á tí Con mi ejemplo; mal penetra Su corazon quien no sabe Disimular sus pasiones, Y dirigir sus acciones A virtud con rostro grave. Los libros de devocion De noche me has de leer;

Borrar quiero y deshacer Esa fácil impresion De tus afectos.

DOÑA LEONOR. Señora ...

BEINA.

No repliques, sangre mia No tendras si bizarria No muestras al Conde abora En desprecios; si cruel No rompes amantes lazos. Yo misma te haré pedazos Mas que he hecho à ese papel.

(Rompe el papel.)

No puedo, no, consentillo; Soy esquiva y singular.

DOÑA LEONOR.

¿ Tanto delito es amar?

REINA. Tanto delito es decillo. (Vanse.)

Sale CARRASCO y MONGANA

CARRASCO.

¿Cómo no me ve, Mongana? Una vez de cuando en cuando Véame; que yo le mando Un vestido.

MONGANA.

Esta villana Fortunilla me ha cansado; ¡ Qué grosera es y qué hecia! ¡Cuántos méritos desprecia! Cuántos sin partes ha bonrado!

CARRASCO. Envidia, envidia comun Es tal queja y tal razon De los que bribones son.

MONGANA.

No se acaba el mundo aun.

CARRASCO.

¿Qué es aun?

MONGANA.

Aun no podemos Hablar bien los pobres?

CARRASCO.

MONGANA.

Solo está este parque, y yo Estoy picado; juguemos, Carrasco, y la gravedad Quédese à un lado esta tarde.

CARRASCO.

Juguemos, aunque me aguarde El Rey.

MONGANA.

¿Quien?

CARRASCO.

Su majestad.

MONGANA. Picara dicha importuna Esto veo, y sin remedio? Qué he de ver con ojo y medio, Sino tuertos de fortuna?

CARRASCO.

Tiende tu capa eu el suelo.

MONGANA.

Es porque está mas raida? Héla aqui que está tendi Ja, Y en efecto me consuelo; Que hace calor.

CARRASCO. ¿Qué caudai Alcanza Mongana

MONGANA.

Aqui Sacuré cuanto hay en mi.

(Alza por el naipe.)

Y sacará un hospital; Ahora bien, el naipe es mio, Pare, Mongana.

Esta espada, (Quitasela,) Como el sombrero, me enfada.

CARRASCO.

Pues perderá, yo lo fio.

MONGANA.

Dicha hasta aquí se promete? A dos y dos.

CARRASCO. Cobarde es;

Sota y rey.

MONGANA.

Una, dos, tres, Ay! cuatro, cinco, seis, siete; Doblé mi parte.

CARRASCO. De esa manera el ganar? ¿Cômo tengo de jugar, Si así un rosario me enebra De pintas?

(Arroja Carrasco los naipes, y mientras Mongana los coge, le lleva el dinero, la capa, espada y sombrero.)

MONGANA.

No regañemos, Ni arroje el naipe, soez; Yo los cogeré esta vez, Y con paciencia juguemos.
Por una suerte los muerde,
Y gruñe mas que un lechon?
Naipes, tened compasion De un desdichado que pierde Eternamente; mi parte Dejé doblada, un real Era todo mi caudal, Dos he de hallar; de este arte Pudiera medrar. ¿ Qué? qué? ¿ Espada, capa y sombrero, Mi dinero y su dinero? ¡ Ah Carrasco! El se me fué Con todo, demonio, caco. --Ab señores! por mi amor, Hay quien me enseñe una flor Para ganar à un bellaco? Que sea yo tan pobrete bestia tan desmañada, Que no sepa la puñada, La uñada ni el panderete?

Sale DON VELA.

DON YELA,

Acaba ya de llegar, Noche, de la lux trofeo, Y agradéceme el deseo, Pues te sé lisonjear. En este parque le espero, Como quien te desalia; Sepulten la luz del dia Los mares de este hemisfero.

MONGANA.

Mi amo es este, ¿qué he de hacer? Que parezco jugador De pelota o nadador; El juicio he de perder. Al agua me he de arrojar; ¡Oh, qué buena está y templada!

Fu fu : lindamente nada Quien nada sabe ganar;

(Nada en el tablado.)

A la garganta me llega; No nada un cisne mejor.

DON VELA.

: Estás loco?

MONGANA.

Si, Señor, Y aun borracho; hombre que juega Sin ramillete de flores No es hombre de habilidad. Pégasme la adversidad; Que solo dan los señores Su desdicha à los criados ; Véte, pésia mi linaje, De Leon.

DON VELA. ¿Y el homenaje?

MONGANA. Adonde mas desdichado Que aqui?

DON VELA. No me has de llamar

Infeliz de esa manera. En palacio hay quien me quiera; Ya anochece, y he de hablar A cierta dama.

MONGANA. ¿Quien es? DON VELA.

No lo has de saber.

MONGANA.

Reviento Por saberlo, y aun lo cuento Desde ahora.

> DON VELA. Toma pues

Tu capa.

MONGANA. ¿Qué capa?

DON VELA.

Espero, Dulce amor, en la estacada. -Toma tu espada.

MONGANA. ¿Qué espada?

DON VELA.

Cúbrete.

MONGANA. ¿Con qué sombrero? DON VELA.

¿Jugaste?

MONGANA. Y están perdidos. Di quién es la dama ya; Alguna dueña será Viuda de siete maridos.

DON VELA. Pues, necio, infame, decid: ¿La espada se ha de jugar? ¿Cómo habeis de acompañar?

MONGANA. Con piedras, como David.

Sale PORCELOS.

(Vase.)

PORCELOS. Vientos que moveis las flores De este parque sin sosiego , Templad ahora mi fuego, Y llevadme los rigores Del pensamiento; templad, Y haced que apacibles sean

Tres cosas que en mi pelean : Celos, amor y amistad.

DON VELA.

¿Es don Diego?

PORCELOS.

Amigo mio, Es el que vuestro ha de ser; El aura vengo à coger Deste parque hermoso y frio.

DON VELA.

Yo, amigo, vengo á esperar La noche que va llegando; Amando estoy y esperando. A Leonor tengo de hablar, Porque así me lo mando En este papel; no sé Si à leerlo acertaré, Como la luz se ausentó.

PORCELOS.

Distintamente se ven Las letras; en bielos ardo.

DON YELA.

«Aquesta noche os aguardo,»

PORCELOS.

Considera, amigo, bien Que esta no es su letra. (Ap. Y yo Penas del alma desato.)

DON VELA.

Quizà para mas recato La letra disimuló.

PORCELOS.

Pudo ser. (Ap. Vuelva mi pena A afligirme el corazon.)

DON VELA.

Ya que está de confusion Y sombras la noche llena , Amigo Conde , perdona , Este puesto guardarás.

PORCELOS.

PORCELOS.
No te negaré jamás
Vida, caudal y persona.
¿A qué de cosas me obligo
De dudas y de tormento ?
Y solo siento que siento
Los amores de mi amigo.

Sale EL REY por otro lado.

Ni el corazon en mi pecho, Ni yo en mi casa he cabido; A los campos he salido A dar voces á despecho De mi recato y decoro; Oiga la noche mi llanto. Que un hombre que estimo tanto Y una mujer que yo adoro Puedan ofenderme? Error Serà de mi fantasia, Y la Beina notaria Aquel papel à Leonor Para el Conde, que quiza La sirve y la galantea; Esto fué, y aunque no sea, Me he de vencer y será.

Asômase BRIANDA à la ventana.

PORCELOS.

Ya abrieron esa ventana: Leonor serà.

> DON VELA. Llego pues. REY.

Aqui hay gente; galan es De alguna dama.

PORCELOS. Inhumana

Es la fortuna conmigo, Que ha dado piés de pavon A mi bizarra ambicion En la vida de un amigo.

DON VELA.

Es Leonor la que á la aurora Ha anticipado?

BRIANDA. Leonor Es la que os habla, Señor, Y Leonor la que os adora.

REV.

Leonor pienso que nombró. PORCELOS.

¿Adora dijo? ¡Ay de mí! Si no es que bien no entendí, Ella en efecto olvidó.

Oir quisiera si es ella.

DON VELA. Mi Leonor, si os he obligado, Diré que no me ha olvidado

De todo punto mi estrella.

Mi Leonor dijo sin duda Ob, si fuese este don Diego! Dame, noche, tu sosiego, Habla por mi, noche muda. BRIANDA.

Don Vela, testigos son Los cielos de mis favores.

REY. ¿Don Vela ha dicho? ¡Ah rigores De mi pena y confusion!

PORCELOS.

Un hombre está allí parado, A reconocerle voy; Que yo mismo amparo soy De mi injuria y mi cuidado. -Caballero, en cortesia Pedirle y rogarle quiero Que desocupe el terrero.

Cierta es la desdicha mia: Que no es quien habla à Leonor Porcelos , antes le guarda Las espaldas . ¡Ah bastarda Naturaleza de amor! Quiérole bien y me ofende; Mataréle.

PCRCELOS. Caballero, Pues otro llegó primero, Váyase, si no pretende...

El es, no quiere á Leonor; Y pues á él otro acompaña, Aqui hay traicion, no me engaña Mi sospecha; lo mejor Es retirarme y pensar Bien mis dudas y sospechas.— Agravio, deten las flechas, Afloja el arco al pesar. (Vase.)

BRIANDA.

Don Vela, como es temprano, Anda gente en el terrero; Mas tarde otra noche os quiero. (Vase.)

DON VELA.

Adios, ángel soberano. PORCELOS. Mal hice en no conocer Quién era ; que un poderoso

Fuerza es que tenga envidioso. Mi enemigo puede ser; Sigole. (Vase.)

Sale MONGANA, con un asador, embozado, con una rodela, y una cazuela por sombrero.

> DON VELA. ¿Quién vá? Quién es ? MONGANA.

Un fiel criado que tienes. DON VELA.

¿Cómo de esa suerte vienes? MONGANA.

Vengo del modo que ves A guardarte las espaldas, Por si te buscan traidores; ¿ Qué te han dado?

DON VELA.

Mil favores.

MONGANA.

Mas valieran esmeraldas Y aun cuartos ; yo lo primero Que en las cocinas topé Me vesti, porque no sé De espada, capa y sombrero.

DON VELA. Esa es gracia necia y fria.

MONGANA.

Yo gracejo para mi? si no me vistes asi, Te he de acompañar de dia ; ¿Quién es la dama tan blanda, Que quiere à un pobre?

DON VELA

Es un cielo.

(Vase.)

MONGANA. Bien lo mereces; sabrélo, Aunque muera en la demanda. (Vase.)

Sale EL REY, y sacan luces.

Poned las luces ahi, Y dejadme solo; estoy
Tan fuera de mi, que soy
Una sombra del que fui.
De que me sirve reinar,
Si mi poder es tan breve,
Que el agravio se me atreve Como hombre particular? Y en medio deste tormento. Lo que mas he de sentir Es el no poder decir A ninguno lo que siento. ¡Hola!

Sale PORCELOS.

PORCELOS.

¿Señor?

REY. ¿Conde, amigo? PORCELOS.

No me honreis así, Señor.

REY.

(Ap. ¿Vos contra mí? Vos traidor? Yo me engaño, sombra ha sido; Contra mi atrevido vos Levantándoos yo del suelo? Mas¿qué mucho, si en el cielo Sucedió lo mismo à Dios? Contra mi mi propia hechura? No puede ser; ¿contra mi Hombre à quien el ser le di?

No puede ser, es locura. Vencerme tengo, y en vez De matarle, le daré Esta cadena, que fué Hermoso labor de Fez.) Dos joyas me han presentado: Esta, don Diego, es la una; Con vos parto.

PORCELOS. A mi fortuna Estaré mas obligado.

Decid al merecimiento Y à mi amor.

PORCELOS.

Prendas de esclavo Son las cadenas.

REY.

Alabo La humildad y el rendimiento. Don Diego, dime verdad, ¿Amas?

PORCELOS.

Señor, galanteo, Doy prisiones al deseo Y enfreno la voluntad; Que amaba podré decir, Y mi dama está cruel; Muerte me ha dado un papel, Muerte me ha dado di pape. Fuerza es no amar y sentir; Un papel, que hoy he leido, Aunque no era de su letra, Vida y alma me penetra.

REY (Ap. ; Qué escucho! Estoy sin sentido.) Si de su letra no fué, Cómo recibes pasiones?

PORCELOS.

Eran suyas las razones.

(Ap. Mis dudas averigüé. Un papel, que hoy he leido, Aunque no era de su letra, Vida y alma me penetra Ello está bien entendido: La letra fué de Leonor, De la Reina las razones; ¿Qué quiero mas prevenciones? Disimulemos, rigor.) Conde, casaros deseo; Leonor, mi prima, ha de ser, Si gustais, vuestra mujer.

PORCELOS. (Ap. ; En gran turbacion me veo! Decir quisiera de sí; En medio don Vela está, Y si favores le da , Me ofendo tambien á mí.) Si gustara yo, Señor, Y ahora estoy de tal arte, Que... Mas no.

REY.

Si en otra parte Teneis, don Diego, el amor, No os casaréis; no os turbeis. PORCELOS.

Amo, y para no agraviar A un amigo, el olvidar Es forzoso.

Bien haceis. Y bien claro habeis hablado: Idos, y pensadlo bien.

PORCELOS. Vida los cielos te dén.

No os caseis, no vais turbado. (Vase Porcelos muy turbado.)

#### Sale LA REINA.

Rey, señor y dueño mio, Veros mis ojos desean; No os he visto en todo el dia, Que es un siglo en vuestra ausencia.

BEV.

Mucho me huelgo de veros. (4) Quiero juntar esta puerta , Y 10mar resolucion En el golfo de mis penas.)

REINA. (Ap.) Con inquietud esta el Rey.

REY.

¡Violante?

BEINA. ¿ No decis reina?

REY.

(Ap. ; Qué cruel es el agravio ! Con dolor no hay elocuencia.) Breves razones, Señora: A Navarra es bien te vuelvas; Luego has de partirte. (Ap. Tente, No te descubras mas, lengua.)

BEINA.

Mal que nunca se previno Hiere . Señor , con mas fuerza; Amagos teneis de rayo: Amagos teneis de rayo:
Da la muerte y despues truena.
Mudanzas tan de repente,
Sole el tiempo las hiciera;
Solo el mar, varon insigne,
Farios semblantes nos muestra.
Vos con ceño? Vos callando?
Vos con profunda tristeza?
Vos decirme que me vaya?
Que novedades son estas?
Si es que os canso, dueño mio,
Por humilde esclava vuestra
Podeis deiarme en palacio. Por numide esclava vuestra
Podeis dejarme en palacio,
Si no por esposa y reina.
Luando al can que se ha criado,
Aunque mas inúti sea,
Se echa de casa, Señor?
Hi amor y lealtad merezcan
Los privilegios de un bruto. Si alguna mortal belleza Os da cuidado y amor , Bien se , y estoy satisfecha De que no os amará tanto , Aunque mayor dicha tenga; Pues ser ingrato por ser Amante no es excelencia En hombre particular, Cuanto mas en la grandeza De un rey, semejante à Dios, Que con justicia gobierna Reino, acciones y vasallos, Ea, Señor, resistencia, Resistencia à las pastones; Como han estado secretas Lomo nan estado secretas Hasta ahora, proseguid Con el silencio y modestia; Hija soy de un rey famoso, De antíguos reyes soy nieta, No desmerezca por mí; Que dirán algunas lenguas De que a modo de repudio De que a modo de repudio
Asi a mi padre me vuelva
Baldonada y ofendida?
Eso no , Dios no lo quiera ,
O al menos sepa la causa
Por que , Señor , me destierran
Vuestros ojos de su luz;
Que sin vos todo es tinieblas.
(Vuelve el Rey la espalda.)

Por qué, por qué, Señor mio? ¿Aun no merezco respuesta? Mocir sin saber de qué,

Mal es que no se consuela. Pues, vive Dios, que he de ser En las llamas desta vela, Como Cébola el romano; Abrasar tengo con ella

(Toma una bujta, y quiere quemar la mano.)

Esta mano, ó la ocasion De mis desdichas y penas Tengo de saber de vos, Porque consolada muera; Ya que lástima no os doy, Horror os daré, que pueda Sacar piedad de ese pecho, Mejor diré de esa piedra.

Si los ojos abrasaras, (Deja la vela.) Como la mano...

No es esa Palabra de un rey cristiano; No es hijo de la prudencia Lo que esa razon promete Vive el cielo, que de estrellas Se corona, y son los ojos De esa luminosa esfera, Que mis pensamientos son De mas gallarda pureza Que sus altos rosicleres. Oue sus ands rosteless. En llegando à tal ofensa, No hay humildad, no hay amor, No hay recato, no hay paciencia; Tigre soy, haré pedazos Cuanto encuentre. Vuestra alteza Enmiende y borre lo dicho, Advirtiendo que à la lengua Con candados de marfil Encerró naturaleza, Como fiero animal, pues Si se desata y se suelta, Con heridas incurables En las honras hace presa; Animal es prodigioso, Su velocidad detenga, Enfrene su curso leve, Hable con tiento, y proceda Mas advertido y mas cuerdo; Porque las palabras nuestras Son rios que atràs no vuelven, Si no es con infamia y mengua, Diciendo que hemos mentido. Mis ojos con evidencia Simbolos son del recato, La nieve, las azucenas, Los rayos del sol no han sido Jeroglificos ó empresas De la virtud, como ellos. Los que imaginan y piensan Lo contrario son traidores; ¿ Qué mucho que me enfurezca, ¿ Que mucho que me entrezca, ¿
Considerando y sintiendo
Los misterios que en si encierran
Palabras que son caballos
Preñados de gente griega?
¡Si los ojos abrasaras
Como la mano! Revienta Mi pecho colera y fuego, Es un Mongibelo, un Etna. Por los cielos soberanos, Que con esa espada diera Muerte á esta vida infelice, A no saber que se alegra Vuestra alteza con mi daño, Y aun con esa espada mesma Le diera muerte, à no ver Que es accion villana y fea; Que es sacrilegio atreverse A aquella deidad inmensa De los reyes. Va me oyeron; Disimulo pues, y en esta Confusion yo desperté;

Halleme, Señor, sin fuerzas, Y sin sueño tan pesado. ¡Que alegre está quien despierta De ilusiones y fantasmas!

Violante ha estado muy cuerda Disimulando ; con esto Encubramos las sospechas.

#### . Sale DOÑA LEONOR.

DOÑA LEONOR.

A las voces he venido, Sin saber la ocasion...

Esta Es piedra contra los sueños. (Dala una sortija.)

Tomadla pues, y no crean Mas en ellos vuestros ojos.

REINA.

Por disimular la aceptan Mis manos.

Y yo os la doy Por hacer mas experiencias.

# JORNADA TERCERA.

Sale PORCELOS, DON VELA TMON-GANA

PORCELOS.

Al fin murió don García En las prisiones?

DON VELA. ASI

Me viene à faltar à mi La esperanza que tenia; Solo ese resquicio abriò A mi dicha la fortuna. Ya no hay esperanza alguna.

MONGANA.

Buen ventanazo nos dió.

PORCELOS.

Si la potencia divina Es quien la fortuna mueve, Desconfiar no se debe, Pues, donde no se imagina ...

MONGANA.

Eso dicen de la liebre, Donde no piensan saltó, Pero de la dicha, no.

DON VELA.

Bárbaro, barás que te quiebre La boca.

PORCELOS.

Gusto de oillo;

Dejadle.

DON VELA. Véte de ahi,

O calla, Mongana.

MONGANA. Aqui

Trovaré aquel estribillo : [labios! > a ¡Oh terribles agravios, [labios!s Matanme de hambre y ciérranme los

DON VELA.

Nunca hablaste sin dar pena.

MONGANA.

Como de esas tú me das.

PORCELOS.

¿Con necesidad estás?

Toma, amigo, esta cadena.

Muy bien se la puedes dar, Animale, que es cobarde; Las cuatro son de la tarde, Y podemos comulgar; Como están mis tripas anchas A estas horas, asi viva, Que puedo vender saliva; ¿Hay quien quiera sacar manchas?

PORCELOS.

Aunque es dádiva del Rey,
¿ En quién mejor empleada?

DON VELA.

La merced es excusada. PORCELOS.

Tomarla tienes.

DON VELA. Si es ley

Obedecer, tuyo he sido. ; Ab picaro!

¡ Qué regalo! No fué el estribillo ma'o; La cadena le ha valido.

PONCELOS.

Digo, pues, que la desdicha
Es vivir desconfiando,
Nadie sabe en qué ni cuándo
Le ha de venir la desdicha.
¡Cuántos en lo que tuvieron
Por diohas, la muerte hallaron!
¡Cuántos, cuando no pensaron,
Ricos y alegres se vieron!
Don Vela, mientras vivimos
No hay buena ni mala suerte,
Hasta que llega la muerte.
Que es el fin à que nacimos,
Morir bien y à la vejez
Es la dicha verdadera;
Y así, el hombre, hasta que muera,
No puede, no, ser juez
De su mala ò buena suerte.
Vivir es dicha; al morir
La dicha se ha de advertir,
Si es mala ò buena la muerte.
Quien muere bien es dichoso,
Quien muere mal, desdichado.
Un astrólogo afamado
(Aunque siempre fui dudoso
De la judiciaria yo)
Me dijo (el cielo lo impida)
«Que seré dichoso en vida,
Y no en la muerte.

DON VELA.
Mintió:
Ni te acuerdes ni lo creas;
Eres varon singular,
Y así, el cielo te ha de dar
Aun mas vida que deseas.

PORCELOS.

Será así para los dos;
Astrólogos no crei.
Vivir bien me toca á mí,
Lo demás le toca á Dios;
Que, como yo haya vivido
Bien creyendo y bien obrando,
Muera yo del modo y cuando
El cielo fuere servido.
Voyme á ver al Rey. (Vase.)

DON VELA.

Adios.

Ya podrás hacer retablos; El Señor de los diablos Sea bendito, que los dos Quedamos solos, toquemos Ese divino metal, Tras quien va todo animal, Espejo en quien todos vemos Nuestras hermosas acciones, ¿Oh cadena humana y hella, Si fueran los de Marsella Tus gallardos eslabones! Pienso que falsa has de ser, Porque, habiéndote tocado La mano de un desdichado, Alquimia te has de volver.

Véte pues en hora buena; Que à una persona desco Hablar, y viene:

MONGANA.

Y aun creo
Que has de darle la cadena;
Déjate de esos amores,
Pagar podemos asi,
Que han de llover sobre mi
Tus cansados acreedores;
Y me habrá de suceder
(Temiéndolo estoy por puntos)
Lo que á tres ciegos, que juntos
Rezaban para comer.
Dijo al uno una tapada:
« Tome ese escudo, Tomé,
Y repártalo.» Y se fué,
No dejando à Toménada.
Regocijados deste arte,
Los ciegos se concomieron,
Y sus partes le pidieron:
«Tomé, mi parte, mi parte.»
El juraba à Jesucristo,
Y ninguno le creia;
Y hubo ciego que decia:
« Si, se lo dió, yo lo he visto.»
Sin mas ni mas intervalos,
Confundido en los dos modos,
Andaban à palos todos,
Y se molieron à palos.

DON VELA.

Véte ya.

Dime quién es La tal dama.

DON VELA.
Bestia, vête.
MONGANA.
nga del retrete?

(Vase.)

¿Es mondonga del retrete? Sépalo, y muera despues.

Sale BRIANDA.

BRIANDA.
Vi à don Vela, y he venido,
Como blanca mariposa,
Siguiendo la luz hermosa,
Que su cuna y tumba ha sido.—
¿ Señor don Vela?

DON VELA.
Brianda,
Aurora de mi consuelo,
Iris sacro de mi cielo,
Mensajera por quien anda
Comunicándose el bien
De mi vida y de mi amor.
Dime, ¿cómo éstá Leonor?

Buena , y amando tambien.

Dale esta cadena, y ruega
(Dale la cadena.)

Que la acepte, y en su pecho La vea yo, satisfecho De que favor no me niega; Por la extraordinaria hechura, Ya que no por el valor, Digna ha sido de Leonor. BRIANDA. Luego la daré.

DON VELA.

Procura

Hacer mis partes.

Es cierto.

DON VELA.

¡Quién te diera un gran tesoro ! (Vase.)

BRIANDA.

En las finezas del oro
De mi amor está encubierto;
Disculpada es mi malicia;
Remedio à mi amor prevengo,
Y ya se verá que tengo
Mayor amor que codicia;
La cadena la he de dar.

Sale DOÑA LEONOR.

DOÑA LEONOR.

¿Brianda?

BRIANDA.
Señora mia,
¿ Cómo te va de alegria?
Cómo te va de pesar?

DOÑA LEONOR.

De todo tengo, aunque son, Entre mis quejas y amores, Las horas tristes mayores.

BRIANDA.

Asi dice una cancion:
«¡Oh si volasen las horas del pesar,
Como las del placer suelen volar!»
Esta ha de estarte muy bien;
Ponte al cuello esta cadena.

Quién te la ha dado? Que es buena.

BRIANDA. No me preguntes de quién.

No me preguntes de quien DOÑA LEONOR.

Ay, si de don Diego fuera! No te quiero examinar.

BRIANDA. (Ap.)
Don Vela se ha de engañar,
Si la cadena la ve;
Tambien en deuda me está
De que me voy, porque viene.

DOÑA LEONOR. ¿ Qué mujer tu agrado tiene? Discretamente te vas.

(Vase Brianda.)

Sale PORCELOS.

PORCELOS.

Aquí me encuentro à Leonor, Y con dos afectos lucho; Mucho es mí respeto, y mucho Es en en el alma el amor. ¿ Llegaré? Tengo temor De ofender à la amistad. ¿ Callaré? Será crueldad No explicar mis propios daños. ¿ Hablaré? Diráme engaños. ¿ Huiré? Tengo voluntad.

DOÑA LEONOR.
Conde, pasad adelante.
¿ Qué temeis ni qué dudais?
¿ Suspenso al verme quedais?
¿Sois acaso aquel amante
Que prometió del diamante
La firmeza y resplandores,
Lo fino de los colores
De la rosa, hija del mayo,

a del rayo de los amores? PORCELOS. s la que ha jurado o de amistad, de la lealtad, o del cuidado, del amado, del olvido , jue firme ha sido , de la esperanza, la mudanza ?

DOÑA LEONOR. lo he cumplido. PORCELOS.

ludo , Leonor. DOÑA LEONOR.

firmo , don Diego. e luz el ciego , rde de valor; os faltó el amor, no por antojos erdes y rojos, bjetos se ofrecen, rdes parecen , olor en los ojos.

PORCELOS. crédito y fe que estima y ama, e dice la dama mismo que ve, za , engaño fué, entendimiento . del cumplimiento; que estoy en mi, reer lo que vi, tir lo que siento. pecho me adora, ora a mi amigo, doras, conmigo vez traidora. n eres, Señora, traidora has de ser, er o no querer; dos favoreces, lora dos veces; nstruo, y no mujer. es el decir itud y mi pena; r mi esa cadena, s de recibir. nigo be de sentir, nor ingrata fueres; n soy y quien eres, males que espero; me quieres muero, si me quieres.

DOÑA LEONOR. enigmas y encanto, confusion mia; ntiendo tu alegria, ehendo tu llanto; zones me espanto . enetro; y asi isma me perdi; enguaje tan sucinto as un laberinto , io sepa de mi.

PORCELOS. voz de sirena, me los oidos.

DONA LEONOR. edra sin sentidos.

PORCELOS. edra, esa cadena labones y ordena ne hiriendome están, arroje un volcan smo de centellas.

DOÑA LEONOR. ¿Para que me abrasen ellas? PORCELOS.

Eres nieve; no podrán. DOÑA LEONOR.

Eres ingrato.

PORCELOS. Tù infiel. DOÑA LEONOR.

Tù falso.

PORCELOS. Tú fementida. DOÑA LEONOR. Mientes, Conde, por tu vida. PORCELOS.

Cadena , parque y papel Son testigos.

BOÑA LEONOR. ¡Ah cruel! ¡Tanto engaño, tanto enredo!

A la puerta DON VELA, y escucha.

PORCELOS.

Déjame, Leonor.

DOÑA LEONOR.

No puedo.

PORCELOS.

Libre soy.

DOÑA LEONOR. Y esclava soy.

PORCELOS.

¡Cómo, si rabiando voy!

DOÑA LEONOB.

Cómo, si llorando quedo!

(Asele de la capa.)

PORCELOS.

Suelta la capa.

DOÑA LEONOR.

La palma

He de alcanzar.

PORCELOS. No podrás. DOÑA LEONOR.

No vale tu capa mas Que un alma? Suéltame el alma.

PORCELOS.

Engaña el mar con su calma, Y tu con esa dulzura.

DONA LEONOR. ¿Cuándo engaña fe tan pura? PORCELOS.

Si finge amor.

DOÑA LEONOR.

Es error; Mas bien dices, no es amor El que llega à ser locura. (Vase Porcelos sin ver à don Vela.)

DON VELA.

¿Esto escucho, y vivo estoy? Esto he visto, y tengo vida? Villana, falsa, homicida, Tirana del ser que soy , Pues vida me dabas , hoy Desestimas tu belleza, Tu recato, tu nobleza Y el alma que yo te di ; ¿Como te lleva tras si Tu misma naturaleza? ¿Desta suerte, desta suerte Se premia mi inmenso amor? Eres simbolo, Leonor, Del engaño y de la muerte.

DONA LEONOR. Hombre, ¿quién eres? Advierte Con quién hablas; que, à mi ver, Vienes loco.

DON VELA. Puede ser; Que locos hace una pena. (Ap. ¡Que trayendo mi cadena Esto diga una mujer!) Si amor à don Diego tienes, ¿Cómo me engañas á mi?

DOÑA LEONOR.

Loco, ¿qué dices?

DON VELA. Oue vi

En ti amor, en él desdenes,

DOÑA LEONOR.

Hombre û demonio, ¿á qué vienes?

DON VELA.

A ver tus muchos engaños.

DOÑA LEONOR.

¡Qué sucesos tan extraños! DON VELA.

Los que con el alma toco.

DOÑA LEONOR.

Hola! Echad de aqui este loco.

DON VELA.

¿Locuras son desengaños? DOÑA LEONOR.

Haréte matar.

DON VELA.

Ya muero A manos de tus rigores.

DOÑA LEONOR.

¿ Qué dices?

DON VELA.

De los favores Que me diste desespero.

DOÑA LEONOR.

Hombre, véte.

DON VELA. Ove, aspid fiero.

DONA LEONOR.

¿ Quién eres.?

DON VELA. Quien te ha adorado. DOÑA LEONOR.

Y; quién soy?

DON VELA. Quien me ha engañado. DOÑA LEONOR.

Yo te vi?

DON VELA. Ni me has de ver.

DOÑA LEONOR. Qué desdichada mujer!

DON VELA.

Yo si que soy desdichado.

(Vase cada uno por su puerta.)

Sale MONGANA.

Viendome desaliñado, Pobre, mal vestido y roto, Quién dirà que soy devoto De saber lo que ha pasado? Por saber quién es la dama De don Vela, mi señor, Conde Claros con amor, Saltos diera de la cama, A costa de que un soldado De la guarda me despeje,

Con sus barbazas de hereje, Hasta el jardin he llegado; Por Dios, que la Reina sale; ; Qué santa mujer! Qué hermosa! De las flores es la rosa; Mas que toda España vale.

#### Sale LA REINA.

REINA.

; Hola! Avisad á las damas Que á los jardines me voy; Si melancólica estoy, Hagan pálidas retamas, Hagan flores y jazmines Lo que el discurso no ha hecho; Mas si el mal está en el pecho. No hay remedio en los jardines. (Vase.)

MONGANA. La Reina es cosa sagrada; Della no puedo saber Quién es aquesta mujer Tan servida y recatada.

Van saliendo LAS DAMAS, con bandas, hablando.

A esta he de llegar primero; Ingeniosa es mi cautela.— Criado soy de don Vela.

(Hace reverencia.)

Pues ; qué importa , majadero?

No sois vos, pues respondeis Tan á secas.

> DOÑA LEONOR. Anda, Isabela.

(Vase.)

(Vase.)

Sale ISABELA, dama

MONGANA.

Criado soy de don Vela.

ISABELA.

Muy buena alhaja teneis.

MONGANA.

Tambien me responde mal.

Sale MARCELA, dama.

Esta se llama Marcela.— Criado soy de don Vela.

MARCELA,

Servis à lindo hospital.

MONGANA.

Esta tampoco ha de ser.

#### Sale BRIANDA.

Una esclavilla bufona Sale tambien, y es persona A quien he de acometer.

BRIANDA.

¡ Qué aprisa la Reina va! Aun á las damas no espera.

MONGANA.

Mas ¿si aquesta galga fuera? Pero presto se sabra. — Criado soy de don Vela, Mi Señora.

BRIANDA.

Huelgo, á fe, De conoceros.

MONGANA.

Ya sé (Todo el tiempo lo revela) Que le dais muchos favores.

Luego ¿ ya me ba conocido?

MONGANA.

¿Qué? Muy bien , y agradecido Está suspirando amores.

BRIANDA

Este rubi le has de dar En albricias ; ¿que ha gustado Que yo le quiera?

MONGANA.

Doblado

Dice que ahora ha de amar.

BRIANDA.

Buenas nuevas te dé Dios, Eso mis ojos desean; Voyme, porque no nos vean Solos hablando á los dos. La sortija es extremada, Tráigala desde hoy por mi. (Ap. A la Reina la cogt. Esclava y enamorada, ¿Qué no ha de hurtar?)

(Vase.)

¡Dos mil cruces
Me hago! La perrengue ha sido;
Lindamente lo he sabido,
Y por lindos arcaduces.
¡Oh cuánto necio blasona
Que dama de partes tiene,
Y es, cuando á saber se viene,
Un punto mas que fregona!
Don Vela y don Diego son.

#### Sale DON VELA Y PORCELOS.

MONGANA.

DON VELA. Esto, amigo, me ha pasado.

PORCELOS.

De todo estoy admirado.

MONGANA.

Déte mas admiracion El que sé quién es tu dama.

DON VELA.

¿Qué dices, loco?

PORCELOS.

Que yerra Tu gusto amando á una perra ; Una galga es quien te llama Suyo.

Y ¿cómo lo has sabido?

MONGANA.

Ella me lo dijo á mí, Y te envia este rubí; Piensa que la has conocido Y que la quieres.

PORCELOS.

Don Vela, Eso es sin duda, Brianda En estos enredos anda, Suya ha sido la cautela. No era letra de Leonor, Y aun siempre yo sospeché Que la voz suya no fué.

Habrá desdicha mayor! Echó la fortuna el sello En perseguirme y burlar.

MONGANA.

El rubí puedes tomar.

Ni he de tomarlo ni vello. A la bufona embustera Se le vuelve.

MONGANA. Si, mañana. PORCELOS.

Toma esta bolsa, Mongana,

Por ese rubí; y no quiera Caer en la necedad De volverlo.

MONGANA. No caeré.

PORCELOS, Esto se gaste, que fué Atreverse mi amistad, Y en habiéndose gastado,

Tú me avisarás despues.

DON VELA.

A quien desdichado es , No hay consuelo , ni aun soñado.

PORCELOS.

En mi he vuelto, corazon;
Dame albricias, alma mia;
Toma, toma mi alegria,
Dame, dame tu pasion.
Alentad, ojos, deseos,
No me mateis, desengaños,
Con el placer, detenéos.

MONGANA.

En estos jardines anda Ya la Reina.

> PORCELOS, Verdad es;

Retirémonos los tres.

Que me engañase Brianda! (Vanse.)

#### Sale LA REINA Y DOÑA LEONOR.

Desnudó el invierno frio Estas ramas del jazmin, Monarca deste jardin; Y las albas del estio, Llorando en él su rocio, Restauraron su belleza, Y la arrugada corteza Vió su pompa natural; Y siendo yo racional , ¿Es eterna mi tristeza? Esta fuente casi helada La estacion del tiempo fria, Calla con melancolía, En si misma aprisionada; Vino mayo , y desatada Corrió con mas ligereza Dando al aire con belleza Martinetes de cristal; Martinetes de cristal;
y siendo yo racional,
¿Es eterna mi tristeza?
El pajarillo, que muerde
Esos ramos y esas flores,
Cuando copia los colores
De su pluma el campo verde, La voz rompe, el color pierde Que infundió naturaleza En su viudez, y así empieza Su música accidental; Y siendo yo racional , ¿Es eterna mi tristeza?

DOÑA LEONOR. Señora, la causa di

REINA.

No sé. DOÑA LEONOR. ¿No ha de haber remedio?

REINA.

¿En qué?

DOÑA LEONOR.

De tus tristezas.

BEINA.

Si.

boña Leonor. Siéntate pues, y la pena Acaso divertirás.

REINA.

Ya no podrá ser jamás.

Ponte al cuello esta cadena , Que es de labor africana , Y no se ha visto en Leon Tan curiosa perfeccion.

REINA.

Coalquier medicina es vana. Leonor, el Rey se ha cansado De mi, enfadado me mira, Aragoo le ofrece à Elvira; Y mi pecho enamorado, Como no tiene otro estudio Sino amar con impaciencia, Siente mas del Rey la ausencia One la afrenta del repudio,

DOÑA LEONOR.

Será engaño. - Cantad.

INA.

Crece

Mi mal si musica das; Que al alegre alegra mas, Y al triste mas le entristece.

Músicos. (Cantan.)
Celosa está y ofendida
La gran reina de Cartago,
Porque ha sentido la ausencia
De aquel piadoso troyano.
Llorando al fuego se arroja,
Y las llamas se aumentaron,
Pasque lágrimas de amor
Volcanes son, y no llanto.

REINA.

Hizo bien.—Encended fuego; Que si en desdichas me abraso, Quiero juntar en mi muerte Fuego à fuego, rayo à rayo, Pena à pena, furia à furia; Pues los cielos me negaron Vida à vida, amor à amor. Gloria à gloria, labio à labio.

DOÑA LEONOR.

Sale EL REY, v UN CRIADO con un retrato, que le da al Rey.

CRIADO.

Este es., Señor, el retrato Que me pediste de Elvira; De Zaragoza le traigo.

go.

(Vase.)

To me has servido muy bien.
Quiero mirarla despacio.
Porque ha de ser de mis penas
El alivio y el reparo;
Si mis sospechas no mueren,
Si son ciertos mis agravios,
Sostitucion será hermosa
De aquella que estoy mirando.
1 Guanto, cuánto mas gallarda
Es Violante que esta? Guánto
Es aquel ángel (¡qué temo!)
Mas hermoso y mas bizarro?
Sombra es esta de aquel rayo;
Pero fqué importa mi anor.
Si el honor está temblando?

núsicos. (Cantan.) El mar llora dos ejemplos De amantes, Ero y Leandro, Unidos en una muerte, En una fe y en un mármol.

REINA.

Dichosos aquellos dos,
Que fenecieron amando,
Si eran honestas sus vidas,
Si eran sus amores castos.
Dejadme arrojar á mí
Sobre los duros peñascos
De ese parque; mas ¿qué importa,
Si no be de encontrar los brazos
De mí esposo?

Las tristezas

De la Reina van pasando
Adelante cada dia ,
Y yo no me satisfago
De mis dudas; déme el cielo
La muerte ó el desengaño;
Pero junto lo estoy viendo,
En su cuello estoy mirando
Desengaño y muerte. ¡Ab cielo!
Lo que te pedi me has dado.
¡No es aquella mi cadena?
Sin vergüenza y sin recato
La trae al cuello, diciendo
Que se la dió un hombre falso.
Ea , à sentir me retiro;
Ea , ya á morir me aparto;
Ea , acabemos con esto,
Muramos, honor, muramos. (Vase.)

Muramos, honor, muramos. (Vas. BRIANDA. Mirando te ha estado el Rey

Entre esas flores y ramos, Y se le cayó en el suelo Un retrato de la mano.

BEINA.

Dámele acá ; dame luego Ese veneno ó letargo, En que duermen mis sentidos.— Idos todos , retiráos.

DOÑA LEONOR.

¡Que niegue el Rey à esta fe
Deudas de amor!

BRIANDA.

¿Qué intervalos

(Vase.)

Son estos?

DOÑA LEONOR.

No los entiendo ; El seso le va faltando.

El seso le va faltando. (Vase.) (Quédase la Reina hablando con el re-

trato.)

Elvira, entremos en cuenta
Las dos ahora, y sepamos,
Yo tu bien, y tu mi mal,
Yo tu dicha, y tu mi agravio.
Mas hermosa eres que yo,
No lo niego; pero ¿ cuándo
No es la hermosura infelia?
Ejemplos tenemos raros.
Naturaleza y fortuna
Usan efectos contrarios;
Al dar belleza, al dar dicha.
Las dos nos truecan las manos.

(El Rey à la puerta, escuchando.)
Elvira, escarmienta en mí,
Que mé he visto en el estado
Que has de tener, y has de verte
En el que yo estoy llorando.
Dichosa tú, que tendrás,
Cuando lleguen los trabajos
De tu espiritu, consuelo
En lo que à mí me ha pasado,
Hallaras en mí un ejemplo
De fe, de amor, de recato,
Desdichas y mas desdichas,
Unas tengo, otras aguardo.

Mira, Elvira, que al Rey quieras;
Solo anhelen tus cuidados
Por amarle como yo,
Pero no podrá ser tanto.
Mas ¿ cómo tengo paciencia
Para mirarte de espacio,
Y para darte consejos
Contra mí, que en celos ardo,
Contra mí, que llamas hielo?
Pensamientos soberanos,
Deseos no conocidos
Y amores nunca estimados,
Plega al cielo que yo vea
Al dueño deste traslado,
Con los áspides que ahora
El alma me están chupando;
Plegue al cielo que yo goce
Las quejas y desengaños
Que tendrá.

Sale EL REY.

REY. ¿ Qué es esto? REINA.

Nada:

Tomad allà ese retrato.

(Vase.)

Cuando à buscalle venia,
Sospechas y dudas hallo,
Que me contrastan de modo
Que suelen vientos contrarios
Impelir y detener
Un bajel, que zozobrando
Se ve en ondas de zafir,
Se ve en montes de alabastro.
Vi la cadena, y oi
Palabras que eran regalos
Del amor mas verdadero,
Del corazon mas humano.
¿ Preguntaré quién la dió?
¿ He de andar averiguando,
Como hombre vil, las injurias?
No han de salir de los labios.

Sale PORCELOS.

PORCELOS.

Horas há que no te he visto; Dame, gran señor, la mano; Que el día que no la beso. Estoy tan desazonado, Que de nada tengo gusto.

REY.

Llega, don Diego, à mis brazos.

Sin la mano, no hay favor Que me satisfaga.

REY.

Extraños
Son tus modos de obligar;
(Ap. Pero ¿qué he visto?; Qué vaso
De veneno estoy bebiendo!
En el rnbi que le he dado
A la Reina, mis dos joyas,
Como amantes, se han trocado;
¿Qué mas desengaños quiero?
Bastan, honor, estos cargos;
Por agraviado me doy,
Cuando bastó sospecharlo.)
Don Diego, venid conmigo.

roncelos.

Siempre seguiré tus pasos.

A las doce de la noche En este parque os aguardo.

(Vanse.)

Salen al balcon DOÑA LEONOR y BRIANDA, esclava.

DONA LEONOR.

Brianda, en este balcon, Ya que la noche ha venido, Espero restituido A mi pecho el corazon. Hablarme quiere don Diego, Repetir querrá sus quejas Y así, he venido á estas rejas Con algun desasosiego. Darle pretendo un favor. Si viene como solia; Vé à traer, Brianda mia, Una banda de color.

Huélgome mucho que estés Alegre; tambien lo estoy, Pero por la banda voy, Yo te lo diré despues.

DOÑA LEONOR. Vengas, oh noche, en buen hora; Si amor me da tus favores, Tus estrellas serán flores. Tu obscuridad será aurora.

#### Salen PORCELOS Y CARRASCO.

PORCELOS. Carrasco, vuélvete à casa.

CARRASCO. ¿Cómo te puedo dejar?

PORCELOS. Solo esta noche he de andar, No has de saber lo que pasa; Mira que me enojaré Si no te vas.

CARRASCO.

Tuyo soy.

(Ap. Aunque finjo que me voy, En este parque podré Esperar ; que soy leal , Y aun puedo estar reposando , Porque él suele estar hablando Una noche natural. Aquí me tiendo, y él hable Cuanto le venga à la boca.) (Pónese un lienzo en la cara, y la capa por almohada, y duerme.)

DONA LEONOR.

¿ Quién á nuestras rejas toca?

. FORCELOS. (Ap. Ella respondió; ¡notable Es su cuidado!) Leonor, ¿ Quién se pudiera atrever A estas rejas, á no ser Animado de tu amor?

DONA LEONOR. Ay Conde! Gracias al cielo, Que mas apacible vienes.

PORCELOS. Razon de culparme tienes. DOÑA LEONOR.

Habla paso.

PORCELOS. No hay recelo Ya en mi amor ; que el Rey me dijo Que tù mi dueño has de ser.

DOÑA LEONOR. Oh, qué dichosa mujer! PORCELOS. Oh, qué inmenso regocijo!

#### Sale MONGANA.

MONGANA.

Siguiendo voy y acechando A este bellacon : que muero Por vengarme. Como un cuero Está durmiendo y roncando. Està durmiendo y roncando.
Ya una burla le prevengo;
Que, como aprendo á escribir,
Mi tintero ha de venir
Siempre aquí. Si dél me vengo,
Seré un famoso varon;
Aunque esto será barato,
Con que cuelguen mi retrato En alguna procesion.

Tinta le echo en las dos manos, Pues las tiene tan tendidas

(Échale tinta.)

Oh! véalas yo mordidas De dos valientes alanos.

(Vase.)

¿Tal, Señora, has de decir? Darásme gran desconsuelo. ¿Tú têmores? Vive el cielo, Que de amante he de morir.

DOÑA LEONOR. Y yo, Conde, he de quererte Hasta que deje de ser, Y aun mi amor ha de exceder Los términos de la muerte.

(Pica Mongana à Carrasco con una paja en la cara , y él se tiñe al refre-garse con las manos.)

MONGANA.

Vos mismo seréis. Carrasco, Quien la burla os haga asi; ¿ Pica la mosca? Eso sí , Eso será untar el casco. ¡ Ob , si un áspid le picara! No está otra mano segura ; Déte el cielo la ventura Como te pones la cara. El se pone negro y fiero; Borracho debe de estar, Pues no acierta á despertar. Espada, capa y sombrero Cobré ya.—No ha de dormir

(Quitaselo.)

Quien tiene enemigos, loco .-Otra vez le pico y toco, Acábese de teñir. (Vase.)

PORCELOS.

¿Cómo he de irme sin señal De tan verdadero amor? Cómo he de irme sin favor Que hacerme pueda inmortal?

BOÑA LEONOR. No os iréis; dame esa banda Azul, que el alma me alegra; ¡Ay! que la arrojé, y es negra; ¡Oh, qué necia estás, Brianda!

(Arroja la banda.)

PORCELOS.

¿Qué importa el negro color? Ningun agüero me muestra; Que en el baber sido vuestra , Está , Señora , el favor.

DONA LEONOR. Adios , Conde , hasta mañana , Que volvais à ser el dia De mi luz y mi alegría. (Vase.)

PORCELOS. Vos el alba soberana.-¡ Oh banda, cuánto he estimado Teneros por prenda hermosa De la que ha de ser mi esposa! Vuestro color no ha turbado

Mi esperanza y mi alegria, Que la noche negra y fea El amante la desea Mas que el rosicler del dia. ¿Quién es? ¿Qué gente? CARRASCO.

Ninguna Hay; que sin espada estoy. PORCELOS.

¿ Quién eres , hombre? \* CARRASCO

¿ No conoce haciendo luna? PORCELOS.

Eres sombra ó mónstruo feo? CARRASCO.

Pues que no me ha conocido. Quiero callar.

PORCELOS. Negro ha sido Esta noche cuanto veo.

CARRASCO. Él me mandó que me fuese : No quiero enojarle mas.

(Vase.) PORCELOS.

Cómo callando te vas Pero ; qué recelo es ese , Corazon? Negro seria , Que estaba durmiendo aquí ; Nunca en agüeros crei. Dios es quien todo lo guia, Porque el mundo engaña y miente; Bien es que algunas señales Han precedido á los males, Pero todo es accidente. Muerte y vida Dios la da; No hay potencia humana cierta; Las doce son, y la puerta Siento abrir; el Rey será.

Sale EL REY.

REV.

Es el Conde?

PORCELOS. Si, Señor. REY.

¿ Venis solo?

PORCELOS. Solo vengo.

Esperad un rato.

PORCELOS.

(Vase.)

Tengo Un linaje de temor: Que no entiendo para qué Solo á estas horas y aqui Me quiere el Rey; pero à mi ¿ Qué me importa? No lo sé , Ni es bien sabello; esperar Me toca y obedecer.

(Siéntase en una silla.) Misterio el Rey ha de ser Oue no se ha de escudriñar; Pero esta melancolía, Este cuidado y temor, Que serán de nuestro humor, No se han de hacer profecía; Que han de ser afectos vanos, Pasiones de ánimo errantes, Porque nunca están constantes Los pensamientos humanos. El Rey me mira estos dias Con semblante diferente; Luego causa suficiente Tienen mis melancolias.

Si mi dicha se ha cansado,
Cosas ordinarias son,
Que tienen declinacion
Las que llegan à su estado.
Enemigos ni envidiosos
No tengo; vanos temores,
Dejadme; que ni hay traidores
En palacio ni hay quejosos.
Yo sirvo bien, vivo bien;
Justo es el Rey, yo leal;
Pnes ¿por que recelo mal?
Si es amago, si es vaiven
De la fortuna, ¿que importa?
Cansese, injurias ofrezca,
Como yo no las merezca;
La vida mas larga, corta
Parece cuando el morir
Llega; con pálido ceño
La tristeza engendra sueño,
Seguro podré dormir. (Duérmese.)

Sale EL REY.

Pasos son de un desdichado
Estos que doy, pues deseo
Tener piedad, y me veo
A ser cruel obligado.
Tan obediente y leal
Siempre el Conde me ha servido,
Que, aunque me juzgo ofendido,
No le puedo querer mal.
Descuidado se durmió.
Mucho hay aqui que decir;
¿Seguro puede dormir
Quien á un rey ofende? No.
Ilusiones son y antojos
Mis sospechas; la traicion
Dicen que es como el leon,
Que no cierra bien los ojos.
Este duerme descuidado,
Sin recelo, sin temor;
¿Cómo puede ser traidor
Un corazon sosegado?
Casi temo, yo lo dejo;
Pero si son vehementes
Los indicios, piedad, ¿ mientes?
Con razon me ofendo y quejo,
Conde amigo; si por dicha
Eres leal, recto soy;
Cuando la muerle te doy,
Quéjate de tu desdicha.
(Quitale la espada, y al mismo tiempo
le da de puñaladas, y él se defien-

de con la silla.)

PORCELOS.

¡Vàlgame Díos! ¿ Quién da muerte
A un înocente?

REY.

Un rey justo, Que te mata con disgusto, Y es tan contraria mi suerte, Que es fuerza.

Poncetos, Señor, Señor, Ten piedad, no te ofendí; ¿Tù mismo me matas?

REY.

Y en esto se ve mi amor; Que no quiero que ninguno sepa que traidor has sido Y que yo estoy ofendido. Aunque vivo queda el uno De dos que saben lo cierto, Singular testigo es, Y yo moriré despues, De pena de haberte muerto.

PORCELOS. Mi señor , ya siento mas ,

En ánsias tan infelices. Las palabras que me dices Las palabras que me dices Que la muerte que me das. ¿Traidor don Diego Porcelos? No puede ser; desdichado Eso sí, pues levantado Se vió en los cielos, y dellos Tú me has dejado caer, Para desdicha mayor. ¿En qué te ofendi, Señor? Vive Dios, que él ha de ser Quien descubra mi lealtad, Quien me dé al morir paciencia, Quien ampare mi inocencia, Pues es la misma verdad. Tener espada quisiera Para rendirla à tus piés, No por defenderme, que es, Cuando tú gustas que muera, La defensa una traicion ; Culpado debo de estar . Pues tû me quieres matar, Siendo tan recto varon. Culpado seré sin duda, Pero no sé en qué, Señor; ¿Cómo, dime, tanto amor En tauto rigor se muda? Por ser tu hechura (¡ay de mi!) Lástima darte pudiera Verme deshacer. ¡Quién fuera Pobre hidalgo como fui! Pues tu me quieres matar, Tres cosas son las que hoy Te encomiendo, si te obligo: Mi honor, mi cuerpo, mi amigo, Porque el alma á Dios la doy. Y muriendo desta suerte, Mi dicha no tuvo efeto; ¡Qué proverbio tan discreto! Que no hay dicha hasta la muerte. (Cae junto al paño , y tápale con él.)

BEY

¡Ah leyes del mundo! Ah sábios! ¿Cómo no enmendais las leyes, Pues es forzoso á los reyes Vengar así sus agravios? Mas ¿ qué he de hacer ? Yo lo hice Porque esté secreto así ; ¡Ah miserable de tí! Ah venturoso infelice! No ha de haber ojos que crean Que yo le quise matar ; Prevenidos han de estar Los que importa que le vean. Hola.

Salen LA REINA, DOÑA LEONOR A

poña Leonor. ¿ Qué quieres , Señor? Rumor de espadas senti.

BEINA.

Señor, ¿vos estáis asi? Vos ministro del rigor? ¿Para esto me habeis mandado Venir aqui?

Mirad luego... (Aquí se turba) á don Diego...

poña Leonon. ; Ay corazon desdichado! Ay mi esposo! Ay dueño mio! Ay caballero leal! ¡Quién te ba dado muerte tal?

REY.

¿ Qué dices?

Doña Leonon. De mi albedrio Era el dueño, y yo del suyo; A mi esposo me han quitado.

Luego ¿él te quiso?

Ha mostrado

Gran flaqueza el pecho tuyo.
Si cuando yo te noté
Aquel papel, se le diera,
Tu amor ocasion no hubiera
De la flaqueza que ve
El Rey en ti; ¿tú, Leonor,
Has de decir que has tenido
Amor? Si piedad ha sido.
¿ Por qué le llamas amor?
Lástima decir podrias
De lástimas; pero no,
Que si muerte el Rey le dió,
Fueran las lágrimas pias
Injustas; el Rey lo ha hecho,
Justicia dehió de ser;
Él es rey y tú mujer,
Ten valor, sosiega el pecho.
Esta cadena me has dado,
Que á ti el Conde te la dió;
No quiero cadena yo
De un hombre tan desdichado
O tan traidor; toma pues
Tu cadena; y vos, Señor,
Oid aparte, y Leonor,
Por osada y descortés,
No me tendrá si me escucha.
¿Vos cruel y vos tirano?
Vos matais por vuestra mano?
Esa indignidad es mucha.
¿No podiades mandar
Que lo matasen, si habia
Hecho alguna alevosia?
Y ¿ qué delito fué amar
A Leonor, para dar muerte
A un hombre que os ha servido
Con tal amor, y que ha sido
De un leon bramido fuerte?
Ea, Señor, ¿ qué dirán
Las historias de Castilla,
Si vuestra misma cuchilla
Corta los cuellos que están
Sirviéndoos con tal cuidado?

REY. Señora, ¿qué es de un rubí Que en prendas de amor os dí?

Esa esclavilla le ha hurtado, Y ella dirá á quién le dió.

REY.

Dila.

BRIANDA.
Señor , la verdad
Es que tuve voluntad
A don Vela , y me engañó
El diablo , y se le di.

REY

Válgame Dios, y ; qué extraños Son del hombre los engaños! (; Ay infelice de m!!) ¿Que di la muerte à un amigo? Mi error à furia provoca; Tu eres reina, à ti te toca Darme un ejemplar castigo. Toma esa espada, da muerte A un homicida cruel Del vasallo mas fiel. No viva, no, desa suerte Hombre que para vengar Sus sospechas no inquirió La verdad, y se engañó.

Yo mi vida os he de dar , No la muerte. EL DOCTOR MIRA DE MÉSCUA.

Entre don Vela, A quien llamar he mandado.

Sale DON VELA.

Ya no serás desdichado, Si es que el cielo te consuela. A ese varon heredaste, Sus títulos y su renta, Sus oficios, y á mi cuenta Quedais siempre, porque amaste Al que mató esta cuchilla; A fe que han de hacer mencion De Ordoño, rey de Leon, Los anales de Castilla.

Don Vela ha de dar la mano A Leonor, pues es trasunto Del infelice difunto, A quien, no el rigor tirano, Sino su misma desdicha, Dió la muerte. DON VELA. Yo no sé Cómo he vivir , si hallé Mayor desd<del>i</del>cha en la dicha.

REY.

Tú has mejorado la suerte.

DON VELA.

Murió un hombre sin segundo, Y así se ve que en el mundo No hay dicha ni desdicha hasta la [muerte.

# COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# OBLIGAR CONTRA SU SANGRE,

DEL DOCTOR MIRA DE MÉSCUA.

#### PERSONAS.

DON LOPE DE ESTRADA.

DON GARCÍA VELAZ
OUEZ.

DON NUÑO DE CASTRO. DOÑA SANCHA. DOÑA ELVIRA.

LAIN.
UN JUSTICIA MAYOR.

ANDRADA, criado. UN ESCUDERO. UN CRIADO.

## JORNADA PRIMERA.

Salen DON NUÑO y DON LOPE, viejo,

DON NUÑO

Ya, don Lope de Estrada, hemos llega-A este frondoso sitio, hermoseado [do De esta undosa corriente, Que rio à su fin corre, y nace fuente; Cnyo curso, impidiendo al solardores,

Cinta de plata, ciñe esa ribera, Y abismo de cristal, riega esas flores.

DON LOPE.

Qué tiene que vereso con llamarme, Y aqui solo traerme? Les para que rinamos?

DON NUÑO.

Perdonarme
El cansancio podeis; que, si atreverme
A sacaros aqui solo he querido,
Es, don Lope de Estrada, porque oido
A mis razones deis un rato atento;
Que las vuestras conmigo, en ocasio-

Mas parecen agravios que razones,

Fue el consejo que os di de fiel amigo. El mal que en el Rey siento es de vasallo Tan leal, que no hallo Quien excederme pueda, [ceda. Si no es que aqui yo mismo a mi me ex-

DON NUÑO.

Confieso esa verdad; mas ya que sigo La queja à que me habeis ocasionado, Respondedme, don Lope, mas templa-Que culpa tengo yo de los retiros [do. De Alfonso, nuestro rey? Qué culpa ten-

De que lamente á voces, con suspiros, De la bella Raquel la infansta suerte? ¡Fui complice atrevido yo en su muerte?

Don Nuño, las acciones del Monarca V de los que en oficios colocados Son como reyes casi venerados, Cuando efectos no son de tirania, No las ha de impedir ciega osadia, Ni murmurarlas; porque en esta parte El que murmura de su rey con arte, Con gusto, con cuidado, Aunque premionotenga el merecerlo, Q amael que estraidor ó quiere serlo.

O amael quees traidor, ó quiere serlo. Alfonso amor tenia;

Vos y vuestros parientes (¡qué osadia!), Con ánimo traidor (¡qué infame hefeho!).

Rompistes de Raquel el blanco pecho, Pudiendo, como nobles castellanos, Depuestos los aceros de las manos. Con blandas quejas y piadosos ruegos, Vencer de Alfonso los ardores ciegos. Dejáraisle gozar lo que queria; Que un dia llama à voces á otro dia, Y suele en la delicia mas ufana Lo que hoyparece bien cansar mañana. Y cuando el rostro un rey atento entre-A sus vasallos, y à la voz no niega [ga De sus piadosas quejas los oídos, Débese permitir que los sentidos Gocen tal vez delicias, Deleites ó caricias,

Pues para obedecer de amor las leyes, Hombres como nosotros son los reyes.

DON NUÑO.

No niego esas verdades; Pero, con descompuestas libertades, Hacerme vos culpado En lo que yo, don Lope, no he pecado, Es querer, si se mira, Que haga su efecto contra vos la ira,

DON LOPE. [teis.
Culpado fuisteis vos, un traidor fuisTome el acero, aunque en mi débil maVenganza de esta afrenta. [no,

DON NUÑO.

Ya me pesa, por Dios; fué desvario.

DON LOPE.

Aun tengo fuerzas, no me falta brio.

¿Qué pretendeis?

DON LOPE.

Mataros.

DON NUÑO.

Quisiera, arrepentido, reportaros.

Si no reñis, os mataré.

DON NUÑO. (Ap.)

Furioso

Le tiene ya la injuria, y animoso.
Quiere vengarse. Defenderme intento;
Que, en todas ocasiones.
Ha sido la defensa acuerdo sábio,
Pues no hay que asegurarse del agrapox LOPE. [vio.

Flacas las fuerzas de mi brazo siento. (Entran riñendo, retirándose don Lope.)

DON NUÑO.

No á tan justos pesares me ocasiones; No midas mas tu acero con el mio.

BON LOPE. (Dentro.)

Muerto soy.

Sale DON NUÑO, con la espada en la mano.

DON NUÑO.

¡ Ay de mi loco brio!
Ciego y precipitado ,
Ya difunto cadáver le he dejado.
Retirarme pretendo,
Porqueme sigue gente, á lo que entienNo buscaba su muerte; [do.
Efectos son de mi infelice suerte.

(Vase.)

Salen DOÑA SANCHA y LAIN, y COS-TANZA y DON GARGIA.

DON GARCÍA.

Sancha, tus cosas no entiendo; Yo vivo y muero quejoso, Pues si en tu favor reposo, En tus desdenes me enciendo. A un mismo tiempo que miras Mi firme verdad dichosa, Mi voz escuchas piadosa, Y tirana te retiras. Cómo puedes, Sancha mia, Permitir, si en tu beldad Halló lugar la piedad, Que le halle la tiranía?

DONA SANCHA.

Yo tirana? Aqui llegaste, Perdido por la maleza De esa encumbrada aspereza. Y albergue en mi casa hallaste. Referisteme tu historia, Que de la guerra venias De Cuenca, y que en pocos dias Se consiguió la victoria; Que à Burgos, donde se encierra El padre que te dió ser, Las treguas ibas á hacer Del cansancio de la guerra. Porque el Rey, algo obligado De un fiero accidente loco, Dejó á Toledo há muy poco, Dajó á Toledo há muy poco,
Y a Búrgos se ha retirado;
Que una hermana, en fin, te dió
El cielo, hermosa beldad,
Que desde su tierna edad
En las Huelgas se crió,
Porque la faltó su madre;
Que del convento ha salido
Ahora, porque ha venido
Con Alfonso el rey tu padre.
Y porque mas amparada
De mi tu nobleza vieras,
Me referiste que eras
Garci-Velazquez de Estrada. Garci-Velazquez de Estrada. Yo, que un nombre escuché, Sin yer que un hermano tengo En Búrgos, à quien prevengo La obediencia, que entregné Con voluntad mas que humana, Atropellé, firme en ella, Los recatos de doncella Con los respetos de hermana; Y aunque en parte recelosa, Por las razones que ves, Quise admitirte cortés aposentarte piadosa. Mira pues qué tiranía Cabe en aquesta verdad; O ha sido error mi piedad, O es culpa mi cortesía.

DON GARCÍA.

¿No dices mas?

DOÑA SANCHA.

Pues ; qué ha habido, Que á mi el decirlo me impida?

DON GARCÍA.

Lo que callas de encogida, Yo lo diré de atrevido. La primera vez que oiste Mi amoreso pensamiento, Culpaste mi atrevimiento, Pero no me despediste. Segunda vez llegué osado, Aunque temi tu disgusto. Y escueliástem escuchásteme con gusto, Mirasteme con agrado. Y un dia, que los favores Del mirar y del oir Pude, Sancha, conseguir, Saliste à coger las flores Deste músico arroyuelo, Cuya voz nace halagüeña En la boca de esa peña Y muere en tumba de hielo. Mi mano aqui bulliciosa, Porque gloria distribuya, Andaba tras de la tuya,

Como abeja tras la rosa. Tù, que con vergüenza aprisa Tejes púrpura en tu cielo , Cubriste à la mano un velo, Y descubriste la risa. Dudó la ignorancia mia Si era la risa en tu intento Pesar de mi atrevimiento O burla de mi osadía. Mas mi afecto soberano Me dijo, porque porfie : damás boca que se rie, Suele negar una mano.» Su nieve, y asi el sosiego Como le usurpo al sentido, Con mis labios, atrevido, Quise ver si era de fuego. Vilo; y en esta porfía, Desvanecido y ufano, Ni retirabas tu mano, Ni te enojaba la mia; Y asi, con esta violencia...

DOÑA SANCHA.

No prosigas.

DON GARCÍA. Callaré.

LAIN.

Mi Costanza , siempre fué Discreta y sabia advertencia No estorbar al que llegó A la ocasion que desea; Como yo los piés menea, Y harás lo mismo que yo. Sigueme, aunque no te cuadre, Pues sabes que tuyo soy.

COSTANZA.

Por no estorbarlos me voy; Que esto aprendi de mi madre. (Vanse Costanza y Lain.)

DOÑA SANCHA.

Ya estamos solos abora; Que relieras te permito Lo demás, Garci-Velazquez, Que en tu empeño has conseguido. DON GARCÍA.

No has dicho que has de ser mia? DOÑA SANCHA.

Es verdad que yo lo he dicho; Pero en la distancia que hay Del pronunciarlo al cumplirlo , Temo (¡ay de mí!) que has de ser Como el amante fingido, Que huyendo estragos de Troya, Por los undosos zafiros Le condujo hasta Gartago Leve leño y blando lino.

DON GARCÍA. Pues ¿ temes que imite à Enéas?

DOÑA SANCHA.

Eso temo y eso miro; ¿Sabes lo que obró inconstante?

DON GARCÍA.

Huésped fué de Elisa Dido, Venciose de su belleza Perdió sin alma el juicio, Palabra la dió de esposo Gozóla, y despues, vencido De la ingratitud, huyō.

DOÑA SANCHA. Oh cruel! Oh fementido! ¿ Que huyó despues de gozarla?

DON GARCÍA.

Hasta hoy ha merecido Por eso nombre de ingrato.

DOÑA SANGHA.

Yo lo creo; ya me inclino

A resistir tus intentos. Véte, por Díos; yo te pido Que te vayas y me dejes.

DON GARCÍA.

¿Qué dices, Sancha? Qué has dicho? DOÑA SANCHA.

Que te vayas, don Garcia. DON GARCÍA.

Pues lo que el troyano hizo, ¿ Quieres que mi amor lo pague?

Hombre fué, y hombre has nacido ; Pues bástame aquel ejemplo Para temer el peligro.

DON GARCÍA.

El mármol será inconstante Con mi pecho, el bronce...

DOÑA SANCHA.

Que no quiero ser despojo De las llamas y el cuchillo. Véte, ó por Dios, que la vida Me quite.

DON GARCÍA.

Tanto la estimo, Que solo porque la tengas, Voy à perder el sentido.

(Hace que se va.)

DOÑA SANCHA.

Pero con discurso poco Pronuncio lo que has oido. Produces to que has state. Error ha sido culpable; Porque, atento al beneficio, Sabras vivir obligado; Porque hasta ahora no he visto Señas en mi de otra Elisa, Ni en tus palabras îndicios Para temerte otro Enéas, Falso amante y fugitivo. Mi huésped eres, estate. (Ap. No sé doude muero o vivo. Quiérole, y mi daño temo; Temo el daño, y me retiro; Vase, y matame su ausencia; Pues, ciclos, ¿por qué lo envio, Si no be de vivir sin él?)

DON GARCÍA.

Hallarás en tus desvios La sinrazon de intentarlos O el pesar de consentirlos.

DOÑA SANCHA.

No puedo mas; que luchando Estan los discursos mios, Con valor para vencer,
Con temor por ser vencidos,
La verdad es que te quiero;
Ya lo dije, ya está dicho;
Pero cuando considero
El mayor daño, reprimo
Mis afectos y quisiera Mis afectos, y quisiera. Antes de haberme rendido A su fuerza, ser un mármol, Depósito helado y frio; Porque pienso que ha de darme Bastante ocasion mi olvido, No digo para quitarme La vida, que no es castigo En quien llega à aborrecer Que muera lo que ha querido, Sino para...; mas no quiero, Aunque lo siento, decirlo. Entiende lo que quisieres; Que ni pongo con juicio En mi accion lo que ejerci, Ni en mi boca lo que digo.

DON GARCÍA. Qué temes, Sancha? Qué temes,

#### OBLIGAR CONTRA SU SANGRE.

Si tan ilustre has nacido? Dame, besaré tu mano.

(Dale la mano.)

DOÑA SANCHA.

Mal mis intentos reprimo. Déjame, por Dios; que tienes En las palabras hechizos. (Ap. Y yo no sé lo que tengo; Que estos lances consentidos Llegan siempre à ser estragos Del honor mas defendido.)

DON GARCÍA.

Que seré tu esposo juro, Que seré tu esposo afirmo; Lo que mal quisiere goce, Huya de mi lo que sigo, Viva lo que padeciere , Muera siempre lo que vivo, Si tu esposo no me vieren , Sancha, los presentes siglos ¿Quieres mas?

> DOÑA SANCHA. Que te recojas. DON GARCÍA.

Mal podré, si me desvio De tus ojos.

DOÑA SANCHA. ¿ No podrás? DON GARCÍA.

En ti mis glorias confirmo.

DOÑA SANCHA. Por alli se va à tu cuarto,

V por esta puerta al mio. DON GARCÍA.

Iré siguiendo tus pasos.

DONA SANCHA.

Ya te he enseñado el camino; Lo demás tú lo verás, Si en la ocasion no has temido. (Vase.)

DON GARCÍA. Loco voy, amor; à voces Tu hermoso imperio publico;

Déjame la vida, pues Tu despojo es mi juicio.

(Vase tras ella.)

Salen LAIN y COSTANZA, con una luz, y ponenia en un bufete.

¿Dónde, Costanza, vas con tanta prisa? COSTANZA.

A poner esta luz sobre un bufete.

LAIN.

A los bobos con eso, áquien lo ignora; No quiere luz, Costanza, la señora.

COSTANZA. Qué es lo que dices? Malicioso eres.

LAIN. Mejor se hallan sin luz muchas muje-COSTANZA. [res.

Calla ahora, Lain, y en este suelo Nos sentemos los dos, porqueparlando Divirtamos la noche.

Estàs burlando? Pues si estas noches todas que han pa-

No he asistido, Costanza, yo à tu lado, Por qué este suelo enladrillado quie-

Que ahora sea colchon de mi descanso? COSTANZA.

Tengo miedo. Lain, porque de noche, En forma de gigantes y dragones,

Inquietan esta sala mil visiones. (Quiere levantarse, y detiénelo Costanza.)

Mil vi; ¡qué linda cosa, por mi vida! A buen puerto á ser huéspedes llega-[mos;

Llamar quiero à mi dueño; que nos va-Imos. COSTANZA Repórtate; no el miedo te alborote.

LAIN.

Tengo gota coral, y si no excuso Estos lances, Costanza, aunque te [asombres, No me podrán tener juntos diez hom-

COSTANZA. Aquella luz se muere.

LAIN.

¡Ay de mi triste! COSTANZA

Cielos, ¿qué es esto? El alma se aniqui-Mira que está espirando, despavila. [la; LAIN.

Voy: que sin luz la vida se me acaba. Va despavilo. Peor está que estaba.

(Mata la luz.)

[bres.

COSTANZA. ¿Qué es lo que has hecho?

LAIN.

¿No lo ves? La vela Se cansó de ser sola centinela; Desdichas mias son.

COSTANZA

¡Linda osadia! ¿Yo a escuras con un hombre?

LAIN.

Oh fiera arpia! ¿Engáñasme, y ahora melindricos? Este es encanto que mi mal señala; Llena está de gigantes esta sala. ¿Adonde estás, mujer?

(Anda à buscarla.)

COSTANZA.

No has de saberlo. LAIN.

Al viento ya te habrás encomendado; Que eres bruja sin duda.

COSTANZA.

Oye, ruin hombre; Hable mas bien, ó haréle que se asom-[bre. LAIN.

Harto asombrado estoy, y mas oyendo Tu voz en tantas partes; aqui hablas, Alli respondes, hacia alla preguntas; Deten el golpe, mira que me apuntas. COSTANZA.

¿Que apunto yo?

¡Qué formidable seña! Un gigante en la mano asé una peña, Y con amagos fieros de homicida Me quiere trasladar à la otra vida. ¡Jesus!

COSTANZA

¿Qué fué?

LAIN.

La peña me ha tirado, Y si no huyo el golpe con presteza, Me despoja de sesos la cabeza.

COSTANZA.

Ahora bien entiendes mis razones; Mas no cuando te pido me dés algo.

LAIN.

Con eso mas de mi paciencia salgo;

Qué quieres que te dé porque me sa-Del peligro en que estoy? fques

COSTANZA.

Lo que tuvieres.

LAIN.

No tengo, vive Dios, un real tan solo; Pero si tu piedad libre me escapa, Te daré este sombrero y esta capa.

COSTANZA.

Arroja.

LAIN.

Veslo ahi. (Arrójale el sombrero y la capa, y ha-ce Costanza que abre una ventana.)

COSTANZA.

Ahora, amigo Abriendo esta ventana, porque Apolo Con su luz ilumina ya los campos, Conocerás, pues ya decirlo puedo, Que el enredo fué mio, y tuyo el miedo.

LAIN.

Ya es de dia, por Dios; esta picaña Me ha engañado, y como no le he dado Un tan solo cuatrin, ni darle espero, Me ha quitado mi capa y mi sombrero.

Sale DON GARCÍA.

DON GARCÍA.

Lain!

LAIN.

Pues, Señor, ¿ que es esto? DON GARCÍA.

Felicidades que puso El amor en quien indigno Se constituyó por suyo. Vamos de aquí; ;presto, presto!

LAIN.

¿Qué dices?

DON GARCÍA.

Que luego à Búrgos Partamos; porque esta tarde Sancha, que así lo dispuso Con mañosa discrecion, Tambien se parte; lo uno, Porque, si en las soledades Tanto tiempo nos ven juntos, Conspirará la malicia Armas contra nuestros gustos; Y tambien porque se impida Que sepa su hermano Nuño El hospedaje, à quien yo Tantas dichas atribuyo; Que en Búrgos, ella en su casa, Yo en la mia, sin que alguno Lo entienda, para gozarnos, Es bastante disimulo.

Aguarda, Señor, aguarda. Luego ¿jugose, pregunto. La pieza mas importante? Con el silencio nocturno Rindiòse Troya?

DON GARCÍA. Rindióse. LAIN.

En aqueso finca; joh punto! ; Que dicha!

DON GARCIA. Con el respeto Que en mi adoracion infundo,

Lain, has de hablar de Sancha. LAIN.

¿ Anduvo el amor desnudo?

LAIN.

Quedó calvo de desdenes? Quedo velloso de gustos? ¿ Hubo despojo de enaguas, Desabrigo de coturnos ? Examinóse el agrado? Explicóse lo venusto? Durmiéronse los temores? Extinguiéronse los sustos? Veneróse el bello encanto? Admiróse el blando bulto? ¿ Qué hubo, en fin?

DON GARCÍA.

Eres un necio, Bárbaro, ignorante, rudo, Si imaginas que las dichas Me han de robar el discurso; En las deidades à quien La veneracion dió culto Lo que se alcanza se debe Presumir que ser no pudo. Presumir que ser no pudo. Basta que sepas, Lain, Que en el fuego que me cupo De los incendios que Sancha De sus dos soles compuso, Donde, batiendo las alas, Llegué à ser vivo trasunto Del ave que en sus aromas Desperdicia sus orgullos, Tantos alientos me infunde Que dellos con mayor triunfo, A pesar de las cenizas, Renace fénix segundo.

Aguarda, mi rey; dejando Eso de Fénix, ¿qué hubo En lo de prision eterna, En lo de rendirse al yugo? Di, ¿juraste de marido?

DON GARCÍA. Juré, en fin, de serlo suyo.

Fuego del cielo consuma A quien tiene tao mal gusto; ; Qué! ¿marido te he de ver? Mas no importa; es de futuro, Y es siempre el jurar de serlo, Para llegar, el consumo Tomar à cambio en las Indias, Y dar libranza en el turco.

Esposo he de ser de Sancha.

¿Quién te dice que no juzgo Que à mi me ha de estar mejor El maridaje que escucho? Andallo, eso si; habra fiesta, Que habra librea no dudo; Jazgarán los que me vieren, Si juzgaran, que me cubro De alguna capa y sombrero, Segun lo que salto y bullo.

DON GARCÍA. Vén, partamos; porque es tarde.

LAIN. Otro poquito; presumo Que estoy sin sombrero y capa.

DON GARGIA.

¿Y la tuya?

DAIN.

Ese es un punto Muy delicado

> DON GARCIA. ¡Qué flema! LAIN.

Vive Dios, que no me burlo.

DON GARCIA.

Acaba.

¿Cómo que acabe? O eres sordo, ó yo soy mudo; ¡He de ir desta manera En un rocinante zurdo, Hecho titere con alma

DON GARCÍA.

Cubrete.

LAIN. Tomadle el pulso.

Sale DOÑA SANCHA.

DOÑA SANCHA. Señor, ¿ya os vais?

DON GARCÍA.

Tú me has dado Orden, mi bien, y licencia.

DOÑA SANCHA. Quisiera fuera obediencia, Quisera mera obediencia, Mi señor, mas no cuidado; Que quien con tal brevedad Se parte y me deja, siento Que muestra arrepentimiento

O arguye infidelidad.

DON GARCIA. Sancha, voy tan abrasado. Tan ciego , loco y rendido , Que vivo de agradecido Y muero de enamorado. Y aunque asi mi vida ignoro, Con las dichas que merezco, No sé si lo que agradezco Es menos que lo que adoro. Fuera de que, si esta tarde , Mi bien, á Búrgos te vas, Allá mas despacio barás

De mis finezas alarde. (Llaman.) DOÑA SANCHA.

Aguarda; ¿qué golpes son Aquellos ?

> DON NUÑO. (Dentro.) ¡Costanza!-¡Andrada! DOÑA SANCHA.

Nuño es quien llama.

Sale COSTANZA.

COSTANZA.

Turbada

Salgo.

DOÑA SANCHA. Terrible ocasion! COSTANZA.

De turbaciones acorta; Busca remedio.

DOÑA SANCHA. Es en vano.

Que es esto?

Sale ANDRADA.

ANDRADA. Nuño, tu hermano. DOÑA SANCHA.

¡Ay de mi!

DON GARCÍA. Tu vida importa.

LAIN.

Esto à mi suerte atribuyo,

DONA SANCHA.

¡Qué suceso tan impio! En ese aposento mio, Que mejor le diré tuyo, Te esconde con tu criado.

DON GARCÍA Mirar por tu honor quisiera.

DOÑA SANCHA.

Yo cerraré por defuera. (Ciérralos Sancha, y vuelve à llamar don Nuño.)

ANDRADA.

Priesa trae de algun cuidado; Indicios da su porfía.

DOÑA SANCHA.

Y tú, en entrando mi hermano, Andrada, saca à ese llano Los caballos de García, Con cuidado y sin sentirse; Que, cuando en sosiego manso Nuño se entregue al descanso, Podrá salir y partirse.

ANDRADA.

(Vase.)

DOÑA SANCHA. ¡Quién tal desdicha vió! Abre aprisa.

COSTANZA. Es excusado Porque mi señor ha entrado; Que Andrada pienso que abrió.

Sale DON NUÑO.

DON NUÑO. Cierren las puertas; ninguna, Costanza, sin llave quede DONA SANCHA.

Hermano, señor, ¿ qué es esto? (Ap. ; Oh, qué demudado viene! Un hielo cubre mis venas.) Era tiempo que vinieses A ver à tu hermana y ver Esta casa, que parece, Al pié de ese verde monte, Que la ciñe y no la ofende, Digno edificio de Alfenso? Tuya, Nuño, será siempre, Que para eso la berede De Iñigo Tello Menéses Nuestro tio; mas jay triste! ¿Cómo pregunto? ¿No atiendes A mis razones, hermano? DON NUÑO.

El honor, Sancha, que à veces... DOÑA SANCHA. (Ap.)

Por honor comienza (¡ay cielos!); El sabe mi amor, y quiere, Despues de babérmelo dicho, Vengar su agravio en mi muerte. ¿Donde iré?

DON NUÑO.

Pues gaun no sabes Mi pena, y así te vence La turbacion? Oye, escucha.

DONA SANGHA.

Dilo, acaba, si no quieres Que la dilacion me ofenda; Dime presto lo que tienes. DON NUÑO.

Una desdicha, que ayer Me obligó, Sancha, à esconderme, Y cuando mas con la noche Seguro paso me ofrecen Las sombras, que me permiten Que no las tema y las huelle,

Seis leguas, que hay hasta aquí Desde Búrgos...

DOÑA SANCHA. (Ap.) Que se desaboga el alma.

DON NUNO. Corri en un bijo del Bétis; Porque, aunque en tantos pesares Debida atención me niegues, 0 mis desaciertos culpes , 0 mis errores condenes , Como noble, me recojas; Como sábia, me aconsejes; Como prudente, me animes Y cómo hermana, me alientes.

DOÑA SANCHA. La vida es tuya; prosigue.

DON NUÑO.

Ya sabes los accidentes Que en Toledo resultaron, Sancha hermana, de la muerte De Raquel.

DONA SANCHA. Nadie lo ignora: Pero si ai caso presente. Que tú le llamas desdicha. Importa para saberse (Ap. Todo lo escucha García), Referirlo, bermano, puedes.

DON NUÑO.

En Toledo, imperial solio, Donde undoso el Tajo vierte Cristal, que sus basas lame, Oro, que su pié guarnece, En cuyo espacio no hay Edificio que no apueste A duracion con el tiempo, Y con el rayo à lo fuerte; Aqui, pues, lo inevitable Del bado infeliz consiente Que à Raquel, bella judia , Su imperio Alfonso rindiese. Muchos en el Rey culpaban El injusto error, al verle Rendido á una hebrea quien Rindió tantos moros reyes; Por parecerlos que estaba Tan fuera de si, que á veces A los despachos negaba Las horas mas competentes.
«¡Muera Raquel!» dicen, cuando
Don Lope de Estrada quiere Evitar resoluciones Con el consejo prudentes, Y à mí y à cuantos conmigo A la ejecución se ofreceu
Dijo: «Aunque Alfonso en Castilla,
Nuestro rey, mas se divierte
En el cariñoso balago
Que en la voz del pretendiente,
Su espiritu generoso Cuerdas enmiendas promete; Y asi, pues sois desta causa, Como yo, todos jueces, No el furor pueda en vosotros No el furor pueda en vosotros
Lo que la prudencia puede.
Con gusto escuché à don Lope;
Mas los demás, en quien siempre
Fué firme el intento, así
Le respondieron, rebeldes :
Para que heróicas hazañas
Baga Alfonso, y le venere
La admiración ó le admire
Noble atencion el comente: Noble atencion elocuente; Para que, en fin, consigamos Que la posteridad muestre Su imagen en duro bronce Y su nombre en mármol breve, No es justo disimular

El afecto donde vierten Soberbios montes de fuego, Mares de cenizas breves Y asi, cuando, ausente Alfonso, Diestro cazador, previene A ciervos del monte flechas, Y à garzas del viento redes, De Raquel llegan al Iecho, Adonde, como otras veces, Su sol, dormido en su ocaso, Negaba luz à su oriente, Y cuales hambrientos lobos, Oue de las dormidas reses A pesar del que las guarda. La sangre intrépidos beben: Así, pues, los conjurados El pecho hermoso, inocente , De la descuidada hebrea Rompieron inobedientes. Volvió el Rey, y cuando el rostro Ver de su dama pretende, Halló pálido cadáver La blanca animada nieve. Miró el desmayado bulto, Y en su distancia una fuente, Que en humor sangriento rojo Va deshojando claveles. Los cabellos que le dieron Madejas de oro luciente, Duro plomo derretido, Bañado en sangre, le ofrecen, Loco y sin vida, á sus labios Le arroja el fiero accidente, Solo por ver si los suyos Algun aliento les deben. Mas, como no respiraron, Y advirtió que los que albergue Fueron del nácar mas puro Cárdenos lirios embeben, Y en su distancia una fuente. Cárdenos lirios embeben, Tanto su sudor le hiela, Tanto su amor le suspende, Que le creyeron estatua Los que por rey le obedecen. Pero volvió en sí, juzgando Que, aunque el sentir es à veces Entendimiento, el valor Es mas ingenio en los reyes Pártese à Búrgos, por ver Si podrá olvidar, ausente, Lo que en su afiento fué vida, Lo que en su memoria es muerte; Pero la imaginacion Tanto daba en ofenderle , Que viendo un dia en su cuarto Don Lope al Rey poco alegre Y retirado , me dijo : « Señor Nuño , no padece Culpas de atrevido quien A las experiencias cree; Si dejaran vuestros deudos Y vos de mi voz vencerse, Faltaran nubes que ahora Este sol entristeciesen.» Callé, y una vez que al campo Fuimos los dos, procuréle Quejoso desengañarle, Y cortés satisfacerle. Dijele, en fin : «Ya sabeis, Señor don Lope, que siempre Son vuestros nobles consejos En mi obediencias corteses, Y que por ellos el rostro Negue al error, que rebeldes En Raquel, contra el rey nuestro, Los castellanos cometen.— No negasteis. Traidor fuistes, Replico el viejo impaciente. Yo, como à la sangre mia Aquella palabra ofende, Viles infamias la impone, Porque no sé qué se tiene La traicion, que aun los que ignoran Lo que es honor, la aborrecen. Enmudecido, del rostro Perdido el color, ausente La razon, ciego el discurso. Sin mi mismo llegué à verme. Armado de nube de iras, Armado de nune de iras, Tanto, que en espacio breve Los amagos de la vista Los senti rayos ardientes, Desenvolví las palabras, Respondiéndole que miente; Y desnudando el acero, Vengar su agravio pretende. Mas como cobra un mentis El honor que allí se pierde, Procuré con mil perdones Obligarle y detenerle. Porfió à querer berirme. Y yo, como el defenderme Me toca en fin, y de brios Sus muchos años carecen, Ya por hado ó por desdicha. Ya por destreza ó por suerte, Mi punta en su anciano pecho Abrió camino à la muerte... Ouedé...

DON GARCIA. (Llama à la puerta.) Abre, Nuño. DOÑA SANCHA.

¡Ay de mi!

DON NUÑO. Quién da golpes?

DOÑA SANCHA.

Hoy se pierden Mi vida y mi honor, Costanza. Mira si es gente que viene Siguiendo à Nuño.

COSTANZA.

Ya voy. Oh, lo que el ingenio puede! (Vase.) DOÑA SANCHA.

Sin vida estoy; ¡qué desdicha! Quisiera impedir no oyese Garcia lo que dispongo; Aqui el valor me conviene.

DON NUÑO.

¿Quién puede ser el que llama? DOÑA SANCHA.

Desde esta pieza, que tiene Una ventana à ese cuarto. Lo verás conmigo; vénte.

(Tirando del , lo muda à la otra parte del tablado.)

DON NUÑO.

Aparta, veré quién es. DOÑA SANCHA.

Aguarda, hermano, detente: No te arrojes al peligro.

DON NUÑO.

¿Quién puede ser?

#### Sale COSTANZA.

COSTANZA.

Mucha gente, Que indignada solicita O tu prision ó tu muerte ; Y como cerrar mandaste Las puertas, es evidente Que una espaciosa ventana, Señor, que esa pieza tiene . No muy alta, les ha dado Lugar para que subiesen.

DON GARCÍA. (Vuelve á llamar.) Abre, o romperé la puerta.

DON NUÑO. Esta espada ha de valerme. DOÑA SANCHA.

Mejor remedio á tu vida Tu hermana Sancha previene; Sal por una puerta falsa, Que mira á ese monte, y véte; Sube en tu caballo apriesa, Y por las sendas mas breves Te vuelve á Búrgos, pensando Que, pues te juzgan ausente, Nadie en él te buscará; Nadie en et te buscara;
Que de mi seguro puedes
Partir, pues sabré seguirte
Y aun del riesgo defenderte.
Ea, vuela; ese Pegaso
Anima tan velozmente,
Que sus batidos ijares
Ta dilicareis conficean Tu diligencia confiesen.

DON NUÑO. Bien has dicho; Dios te guarde. (Vase.)

COSTANZA. Buena fué la industria.

DOÑA SANCHA.

¿Fnése?

COSTANZA.

Mirarélo.

(Vase.)

DON GARCÍA. (Dentro.) ¡Ah Nuño infame! No tu vil traicion recuerde Miedos en ti, que me impidan Vengar la manchada nieve De las canas de mi padre; Abre, traidor; abre, aleve, O haré las puertas pedazos.

(Abre doña Sancha.)

# Salen DON GARCÍA Y LAIN.

DOÑA SANCHA. Ya está abierto : ¿qué pretendes? DON GARCÍA. ¿Dónde está Nuño?

DOÑA SANCIIA. A Búrgos Se partió; si no lo crees,

Por tuya tienes la casa. DON GARCÍA.

¿ Que esto tus engaños pueden? Temió mi valor tu hermano.

DOÑA SANCHA. Quien nació Castro no teme.

DON GARCÍA. Saca los caballos presto; Que he de seguirle.

Conviene

El seguirle; mas repara... DON GARCÍA.

Acaba.

Ya te obedece; El ir sin capa y sombrero Es lo que mas me entristece: (Vase.)

DON GARCÍA. Vengarė, viven los cielos , Mi agravio.

Quien à ser de mi albedrio Fiero robador se atreve? Que así las glorias de amante Ingrato bárbaro niegue, Y acciones tan vengativas Contra mi sangre recuerde?

¿Qué es esto , Garci-Velazquez ? Qué es esto ? ¿ Ahora previenes Falsedades que te infamen , Desprecios que me atormenten, Descréditos que te culpen, Libertades que me afrenten? ¿Este es el bien que gozaste, Las finezas que me debes, Las dichas que mereciste, Los favores que posees? Vuelve, esposo; no permitas, Señor, que mis gozos breves Justa desesperacion Los ultraje y los desprecie. Mira...

DON GARCÍA.

Sancha, no son buenas Sancha, no son buenas Esas lágrimas que viertes Para quieu ve que à su padre Violenta mano le hiere; Para un hijo, que ayer vió. Sus canas pompa de nieve, Y hoy de un sepulcro de mármol Cenizas las juzga leves. Y hoy de un sepulcro de marn Cenizas las juzga leves. La obligación que me corre Nadie la conoce y siente Mejor que yo mismo, Sancha. Yo sé lo que me conviene; No ignoro lo que te debo, No niego lo que mereces, No desmayo en la palabra, No huyo lo que pretendes; Pero aqui mi muerto padre Me dice à voces que quiere Que helado bulto le estime . Que cadaver le venere , Que ruina le obedezca , Que polvo le reverencie Que à la venganza me anime, Que la aclame, que la aceche, Que la investigue animoso, Que la ejecute valiente; Que la ejecute vallente;
Y asi, tus voces en mi
Será imposible que esfuercen
Lástima que las escuche
O piedad que las despeñe.
Los cielos, Sancha, te guarden;
Queda adios, que no consiente
Mas dilacion un agravio
Ni mas tardanza una muerte.

DOÑA SANCHA.

Aguarda, espera, no huyas; Oye, escucha, mira, advierte. A pesar de mis desdichas. ¡Que estos rigores ordene La fortuna! Buena quedo, Mi robado honor padece, El ladron huye tirano ; Mi hermano la culpa tiene. Garcia quiere vengarse, Ya temo que he de perderle. Pues acabadme, pesares; Acabadme, porque quede, Si estrago de lo que soy, Lástima de lo que fuere.

## JORNADA SEGUNDA.

Salen EL JUSTICIA y MUCHOS CRIADOS, acuchillando d DON NUÑO, y êl retirándose, y el Justicia no saca la espada.

DON NUÑO. Yo no he de darme à prision. Don Pedro, aunque me mateis; Porque es mas segura cosa El no dejarme prender.

JUSTICIA. Don Nuño, que os he avisado Que estos lances excuseis, No lo ignorais, y que siempre Vuestro amigo he sido fiel; Mas si vos, poco advertido, Delante de mi os poneis, No puedo excusar, don Nuño, Las órdenes de mi rey.

DON NUÑO. ¿Qué órden os ha dado Alfonso?

JUSTICIA. Que os mate ó prenda.

DON NUÑO.

Es cruel. Así se mata en Castilla Un Castro?

JUSTICIA.

Podrálo bacer Quien, como yo, nació Lara, Si no se deja prender. DON NUÑO.

Señor Justicia mayor, Si de ese modo ha de ser, Deste pretendo librarme.

Muera! ; Prendedle!

DON NUÑO.

No haréis; Porque son rayos de acero Cuantos movimientos veis.

(Métele à cuchilladas.)

#### Sale DOÑA ELVIRA.

DOÑA ELVIRA. Voces en la calle siento ,
Y aun parece que tropel
De gente acuchilla un hombre ,
Y que él , animoso , á hacer
Llega desprecio de todos .
¿ Quién será ? Que conocer
No le puedo, porque yo
De tan poca edad á ser
Del convento de las Huelgas Tierno depósito entré, Que à nadie apenas conozco. Mucho le aprietan; mas él Huye el riesgo, y prevenido Socorro pide à los piés, Por habérsele quebrado La espada (; ay desdicha infiel!). Temi no fuera mi hermano; Que, como por la cruel Mano de un fiero alevoso Murió mi padre, el que fué, Si hoy sombra en bóveda triste, Rayo en la campaña ayer, Pienso que à mi hermano llegan A herirle el pecho tambien; Que quien nació como yo, Seguir con violencia ve A la voz de la corneja Lo funesto del ciprés.

> Sale DON NUÑO, alborotado, sin espada.

> > DON NUÑO.

Señora!

DOÑA ELVIRA. Ay de mi! DON NUÑO. Escuebad. DONA ELVIRA.

¿Cómo?

DON NUÑO. El temor suspended;

Porque el Justicia mayor Con rigor y con poder Me obliga à que me retire Me obliga à que me retire be una rigurosa ley, Yen mi seguimiento viene, Porque orden tiene, del Rey Firmada, para llevarme Preso al castillo de Uclès. Viôme abora y lo intentó; Yo, viendo el peligro infiel, Defensa à la espada pido, Y faltôme, como veis; Quise ampararme en la casa Que yo primero encontré. (Ap. Mas si no me engaño, aqui Vive don Diego Porcel; Vive don Diego Porcel; Su esposa es esta sin duda, Mejor la hablaré despues.) Ya sé, Señora, quién sois, Y quién vuestro dueño es. Noble naci, no con dicha; Halle en vos consuelo fiel; Asi vuestro hermoso rostro, Que admirado el mundo ve , Del agosto de los años Viva triunfando el clavel.

DONA ELVIRA.

Ya iguala vuestro cuidado Al mio; piedad cortés Será hacer que os tenga oculto El aposento que veis. Palabra os doy de ampararos; Bien podeis entrar en él, Arabad.

Vos me dais vida. (Entrase.)

DOÑA ELVIRA. Atenta guarda seré, Si no bastante defensa, Hasta que lo venga à ser Mi bermano, y llevarle pueda Donde mas seguro esté.

Sale DON GARCIA.

DON GARGIA.

Sola, hermana, y divertida, Sin dar al tiempo atencion ; Mas si es imaginacion De aquella sangre vertida De nuestro padre, es debida La tristeza al accidente El callor al mal presente; Porque siempre alivio halla La desdicha que se calla En el dolor que se siente.

DOSA ELVIRA.

Deja, Señor, un momento, Si es que yo puedo entre tanto bejar mi forzoso lianto, Tu debido sentimiento; Que ahora el rizor violento De la justicia huyó Un caballero, y se entró A pedir sagrado aqui; Halle, hermano, amparo en ti, Pues en mi piedad hallo. En esa sala que ves En esa sala que ves Se esconde : llamarle quiero. DON GARCIA.

:Justa accion!

DONA ELVIRA. Ah caballero!

Salid afuera.

Sale DON NUÑO.

DON NUNO. Despues Que obligado... (¡ay de mí!) DON GARCÍA.

Sueño ó verdad lo que miro? Verdad es ; pero la admiro, Y crédito no la dor Y crédito no la doy.

DON NUNO.

Oh, qué infelice que soy! Pues cuando á sagrado aspiro, Y es forzoso que presuma Que le hallo en un amigo, Me conduce à mi enemigo El bado fatal en suma,

DON GARCÍA.

Huyendo montes de espuma, Solicita peregrina Puerto la nave, y vecina Al abrigo que procura, Se ve, cuando mas segura, Ser de un huracan ruina; Así tú, que á lo inhumano De una prision te negaste, Cuando sin ella te hallaste, Miras tu muerte en mi mano. Destrozo sangriento vano Serás hoy de mi cuchilla, Y pues eres navecilla, Que abrigo al puerto le debe, Seré huracan que te lleve A ser estrago en la orilla.

DOÑA ELVIRA.

¿Que este es Nuño?

DON GARCÍA.

El que atrevido Nuestra sangre derramó.

DOÑA ELVIRA.

Pues ¿cómo de mi fió La vida, que be defendido? Mas si tan atento ha sido, Noblemente confiado, Consulta á lo que obligado Vive en tu sangre el valor. DON GARCÍA.

A matarle.

DOÑA ELVIRA.

No es error La venganza en tu cuidado, Ni que muerte à Nuño des; Mas si cuando de su pecho La confianza que ha hecho Acerado escudo es, Reserva el castigo pues Para mejor ocasion; Que ahora, en la prevencion, De cualquier sangriento estrago Serà mas culpa el amago Que despues la ejecucion. Lo ingrato que en ti acredito Lo ingrato que en ti acredito
Es voz de esa confianza,
Porque deja tu venganza
Muchas señas de delito.
Ventajas mil te permito
Para borrar tu inquietud;
Obra con solicitud,
Porque la ofensa que ultraja
Se ha de vengar con ventaja,
Mas no con ingratitud.

DON GARCÍA. (Ap. 10h cuánto mi agravio siento!
Oh que dudoso me hallo!
Si escucho á mi hermana, callo;
Si miro á Nuño, me aliento.
¿Qué haré, si al golpe violento Se arroja ciego el sentido? Templarme en lo prevenido; Porque es mas noble cuidado Estimar lo confiado Estimar lo confiado
Que castigar lo atrevido.
Y aunque con justo ardimiento
Solicito la venganza,
Pone en mi la confianza
Leyes de agradecimiento.)
¿Qué te hizo el flaco aliento
De un anciano, en que se via
La espada, cuando reñia,
Para impedir el suceso,
One mas à sa mismo peso. Que mas à sa mismo peso Que à la mano obedecia? De un caduco sin vigor, De quien , aunque en marmol yace , De sus cenizas renace A despertar mi dolor. ¿Qué hazaña fué, qué valor; Matar con ciega osadía A quien cuando mas fingia Esfuerzo que le alentaba, De puro viejo, dejaba De vivir lo que vivia? Abora entre sombras nombra, Aunque cadáver las mide. Tu ciego error, y despide Una voz en cada sombra. A mí me anima , no asombra , Mira cuál es lo inhumano De tu accion, pues ya gusano, Por la boca de la herida, Culpa su voz despedida La violencia de tu mano.

DON NUÑO.

Castigo de un noble pecho, Que casi llega à informarle, Es el correrse y pesarle De aquello mismo que ha hecho; Y así, remite el despecho Con que ver quieres vengado A tu padre, bulto helado; Que a mi, al pesar remitido; Lo que tengo de corrido Me sobra de castigado. Y tan falto de razones Me deja tu proceder, Que callo por no poder Igualarte en las acciones; Y tantas obligaciones Hantas obligaciones lloy en mi afecto declaras, Que si à ti, pues lo reparas, Confiado te he vencido, Yo, de puro agradecido, Quisiera que me mataras.— Y á vos. Señora, que daros Mil gracias quisiera, veo Que solo puede el deseo Con el silencio alabaros, No imperio, para borraros Tenga el tiempo, esa beldad; Halle en la posteridad Culto elevado, y asombre En mármoles vuestro nombre, Y en ecos vuestra piedad.

(Hace que se va.)

DOÑA ELVIRA.

¿Fuése?

DON GARCIA. Mal seguro va .-Señor don Nuño, advertid.

DON NUÑO. ¿Qué es lo que mandais?

> DON GARCIA Oid

DON NUNO. El gusto obediencia os da.

DON GARCÍA. Mejor vuestra mano está De una espada acompañada; Porque si alguno lograda Vuestra prision quiere ver, Mal os podréis defender, Si os falta, Nuño, la espada. Tomad esta; que interés Me corre en que la admitais Pues quiero que os defendais, Para mataros, despues. Yo os la doy, aunque no es Sin riesgo, pues si os la dejo, Y advertido os aconsejo Que eviteis algun destrozo, Aunque me veis que soy mozo,

Me mataréis como á viejo. DON NUÑO.

A esta liberalidad Siempre he de vivir atento; Tanto, que mi rendimiento Se halle en mi voluntad. Huella en la presente edad Las mas altivas cervices, Pero en acciones felices, Con que tanto satisfaces, Si obligas con lo que haces, No ofendas con lo que dices. (Vase.)

DON GARGÍA.

¡Válgame Dios!

DOÑA ELVIRA.

¿Qué te ofende? Igual á tu sentimiento Es el mio; á tus cuidados Los que mortales padezco; Busca ahora tu venganza.

DON GARCÍA.

Permitesme que del riesgo Deje ausentar al contrario , Y ahora me alientas? Veo Que es necia tanta piedad, Donde el agravio no es menos.

DOÑA ELVIRA.

La que ha tenido bastante Materia es para que el tiempo La guarde en labrados jaspes; No te pese del afecto Piadoso, porque pisar El blando humillado cuello , Herir á la confianza, Ultrajar el rendimiento , No diera honor à la herida , Sino vil infamia al hecho ; Y no te valgas ahora De decir que mis consejos Son los que à tu brazo el golpe De la venganza impidieron; Que los ánimos heróicos Libran con bastante acuerdo La ejecucion à la mano, Y à la prudencia el acierto. Desta te has valido ahora, Para lo demás esfuerzo Te dió tu sangre; investiga, Busca ocasiones, atento. En que à la tormenta suya Concedas seguro puerto; Y si te faltaren manos Y ánimo con que el deseo Logres, yo, que hija soy De aquel que, en polvo deshecho, Llanto debe à tu memoria, Te daré para el efecto Un ánimo en cada voz Y una mano en cada aliento. (Vase.) Sale LAIN.

LAIN. Pensativo estaba el Cid. Y no mas, aqui me quedo; Porque mi amo lo está en Búrgos, Y el Cid lo estaba en San Pedro.

DON GARCÍA.

: Lain!

LAIN.

Senor!

DON GARCÍA.

Tu lealtad, Tu diligencia y secreto Hoy mi venganza aseguran.

LAIN.

No el secreto será menos Que la lealtad con que vivo.

DON GARCIA.

La vida te va en tenerlo.

LAIN.

Al caso vamos, por Cristo. DON GARCÍA.

Di, ¿qué forma ó qué remedio Tendré, Lain, para dar Muerte à mi enemigo tiero?

LAIN.

Eso ha menester espacio.

DON GARCÍA.

¿Qué espacio ?

LAIN.

Pues ¿mucho es? Menos Es parecer de un letrado, Y mira catorce textos, Que dar la muerte à un cristiano.

¡Ay de mi! Buen consejero Hallo en mis locas desdichas. Véte, por Dios.

¿Es buñuelo? Déjemelo usted pensar, Que yo lo diré bien presto; Mas ya voy cerca sin duda. Ve aqui el modo, yo le tengo : Yo me he de fingir al punto Un embajador, que vengo De Suecia ; tú has de ser Mi porta-brazos, y luego Despues que al Rey mi embajada Se la haya dado en secreto, Iré à visitar las damas;

Y cuando á mirar el bello Rostro yo llegue de Sancha, Nostro yo negue de Salena, Y los dos solos estemos, A Nuño irás, que aguardando Estará para el efecto, Y con tu daga, animoso, Romperás su duro pecho. Y si Sancha se turbare, Diré: «Dama, detenéos; Que esto que mirais es cosa Que alla usamos los suecos, Y mas los grandes señores

DON GARCÍA,

Un caballero en gigote.»

Porque siempre nos comemos

No hay insufrible tormento. En los que mas siente un alma, Como el de escuchar á un necio. Véte, por Dios, no me mates; Véte, y déjame.

No puedo; Hasta aqui burlas han sido;

Pero ya que el sentimiento Con que vives se traslada A ser dolor en mi pecho , Vive Dios, que has de vengarte.

DON GARÇÍA.

¿Hablas de veras?

LAIN

Sí, que le importa á mi amo; Mas no, que el castigo temo. Jura que no has de enojarte.

DON GARCÍA.

¿ Que jure? Pues tú ¿ qué has hecho?

LAIN.

En fin, tù me has de jurar Que podré decir sin riesgo De tu enojo y de mi vida Una cosa; en el remedio De tu venganza consiste.

DON GARCÍA.

Si eso ha de ser, yo te ofrezco Mi palabra por quien soy; Asi mi brazo y mi acero Felices logren la herida Que solicitan atentos, Para que por ella Nuño Vierta el suspiro postrero, No he de enojarme.

Pues digo Que soy de Costanza dueño.

DON GARCÍA.

¿ Qué dices ?

LAIN.

Que si te enojas , Romperás el juramento, Y cesará la maraña.

DON GARCÍA.

Admiro tu atrevimiento: Pues ¿qué dicha se me sigue A mi de tu amor?

LAIN.

Si entro De noche á ver á Costanza, Si hasta su câmara llego , Si las llaves de la puerta Ella guarda en su aposento, ¿Qué mas dicha ha de seguirte? Entiéndeme, pues te entiendo; ¿Qué quieres? Tu criado soy, Lealtad guardo, valor tengo.

DON GARCÍA.

Pues di , ¿cómo á entrar te atreves En casa de Nuño?

LAIN. Eso

Con mucha facilidad.

DON GARCÍA.

Mal me resisto; ¿y el riesgo?

LAIN.

No me ha sucedido mal.

DON GARCÍA.

¿Si te ve Nuño?

LAIN. Eso temo.

DON GARCÍA.

¿ Sancha?

LAIN.

Esa si me ha visto. DON GARCÍA.

¿ Qué dice Sancha?

Es un cielo; Siente y llora tu mudanza.

DON GARCÍA.

Ah Sancha, cuanto en mi pecho, Para no acabarme, vive Desatado el sufrimiento, A le que tu amor me llama, A lo que tu hermano ha hecho! Me viera, y que hallara en ellos Primer aliento à mi vida, Segunda vida à mi aliento, Que en las reñidas batallas De los moriscos encuentros Corvo alfanje hiciera entonces Que de mis hombros el cuello Bajara á pedir sepulcro A la campaña, sangriento.

LAIN.

Que triste estas! Animate.

DON GARCÍA.

Ah Lain, qué poco esfuerzo Vive en mi para esta empresa Cuando de Sancha me acuerdo! Mas dime, ¿cómo dispones Mi justa venganza?

LAIN.

Pienso Que habrá impedimento poco; Mas deja que à disponerlo La solicitud mañosa Llegue de mi tosco ingenio; Que, cuando en obscura noche De los sentidos el sueño Mas apoderado viva , Sin duda te verás dentro De casa de tu enemigo

DON GARCÍA. Qué escucho, piadosos cielos! Lain, si por ti mi brazo Consigue este heróico becho, Cuanto valgo , cuanto fuere , Cuanto espiritu poseo , Y cuantas vidas me infunda El ver cadáver el cuerpo De mi enemigo, que en mi Serán gloriosos trofeos, Veras que, à ti agradecido , Por victimas las ofrezco.

LAIN.

Soy yo deidad ?

DON GARCÍA.

Eres angel, Y serás de hoy mas un cielo; Dame esos brazos.

LAIN.

Por Dios, Que te apartes; que te temo.

DON GARCIA.

Eso dices? Si me guias A conseguir mis deseos, Todo mi caudal es tuyo, Como á mi vida te quiero.

LAIN.

Jesus, Jesus! ¿Quién tal dice? Que me abraso, que me quemo. Si te acuerdas de Virgilio, Cuando en églogas diciendo Formosum Pastor estaba, Mira que un lacayo feo Soy, con alba y sin narices, Barbado à lo nazareno. Con el color de mortaja. Y tan redondo de cuerpo, a Que soy pipote con alma.

DD. C. DE L .- 11.

DON GARCIA. Oh qué gustoso me aliento! Animo, Garci-Velazquez, Pues llevais para este empeño Un rayo en la blanca espada, Un agravio en el esfuerzo, Un dolor vivo en el alma, Y un muerto padre en el pecho. (Vase.)

Animo , Lain ; que ya Cobra su juicio entero Don Garcia, y aunque os vistes En peligro no pequeño, Sois Lain, y habeis de hacer Como quien viene de buenos. (Vase.)

Salen COSTANZA v DOÑA SANCHA, alborotadas.

COSTANZA.

¡Señora, Señora!

DOÑA SANCHA.

¡Ay triste!

¿ Qué tienes ?

COSTANZA.

Con grande priesa Andrada en casa entró ahora , Y dijo que una pendencia Mi señor habia tenido Con el Justicia, y que della Resultó encontrarse luego, Dentro de su casa mesma Con don Garcia, y que junios, Segun él se teme, es fuerza Que se hayan dado la muerte.

DOÑA SANCHA.

Hay mas tormentos ? ¡ Que tenga Tanto sufrimiento el alma! Que al imperio no se venza De la desdicha, y se humille Tristemente à su inclemencia! ¿Para qué quiero la vida?

Sale DON NUÑO.

DON NUÑO.

Costanza, solos nos deja, Y entra una luz.

DONA SANCHA.

¡ Ya no siento Caliente sangre en las venas!

La luz tienes aqui.

COSTANZA. DOÑA SANCHA.

Véte-

" COSTANZA.

Voyme; en la calle me espera Lain : al punto que le deje En mi aposento, las puertas Cerraré, como otras veces. (Vase.)

DOÑA SANCHA.

(Ap. ¡Ay de mi! Sin duda queda Muerto mi esposo; que el rostro , La turbación, la tristeza Con que Nacion Con que Nuño entra en su casa, Me ofrecen bastantes señas.) ¡ Muerta soy!

DON NUÑO.

Qué causa le desalienta?

DONA SANCHA.

Dijéronme que tuviste La vida ahora tan cerca De la muerte, que de solo Verte à mis ojos, es fuerza Oue me mate la alegria, Como á otros matan las penas; Mas ¿cómo vienes tan triste? DON NUÑO.

No sé qué te diga.

DOÑA SANCHA.

Cierta Es la desdicha que temo;

No lo niegues pues.

Quisiera...

DONA SANCHA. Quitaste la vida (jay cielos!)

A Garcia?

DON- NUÑO.

Bueno queda. DONA SANCHA.

Acaba, pues, de arrojar Esa voz; que me atormenta Aun pensar la dilacion, Nuño, que has tenido en ella. (Ap. Eso si, pase el tormento; Huid del alma, tristezas; Buscad albergue, pesares; Gustos, contentos, no hay fuerza De los pasados enojos Que vuestro poder no venzan. Loca estoy; ¡ mi amante vive!)

DON NUÑO,

Pues ¿ cómo tan descompuesta Te tiene ese nuevo gozo?

DOÑA SANCHA.

Hermano, porque si hubieras Muerto al hijo, como al padre , Sobraran con inclemencia Para nosotros palabras Injuriosas en las lenguas, Rencor en los corazones, Y faltara quien nos diera Descanso á nuestro cuidado, Y á nuestras voces orejas ¿Bueno está, vive Garcia?

DON NUÑO. Hice, hermana, resistencia Al Justicia mayor, que anda Con órden del Rey expresa Para prenderme; me ha dicho Que en mi casa me esté, y sea De manera , que me niegue A sus ojos, porque es fuerza, Si llega 4 verme, que el órden Que el Rey le ha dado obedezca. En fin , hermana , faltôme La cuchilla en la pendencia Entré à esconderme en la casa, Sin que niuguno me viera, De Diego Porcel, y viendo Una hermosa dama en ella, Y entendiendo ser su esposa, Le pedi favor, y atenta A su sangre, me le ofrece; Juzgo entonces ella mesma Que yo la habia conocido; Porque has de saber que esta Dama que digo es la hermana De Garcia, que en las Huelgas, Convento que edificó Nuestro Alfonso con grandeza, Ha vivido, porque en él Entré à esconderme en la casa, Ha vivido, porque en él Entró desde edad muy tierna; Por retirarse à su aldea, Por retirarse à su aldea, Dejó, se mudó Garcia Con su hermana, por la pena De vivir la que la sangre De su muerto padre riega. En fin, no me conoció: Escondióme; cuando entra

Garci-Velazquez de Estrada, Y queriendo con violencia Ejecutar su venganza, Detuvo el golpe ella mesma, Dándole à entender, hermana, Que, pues yo con diligencia De las manos del Justicia Me acogi á las suyas, era Descrédito de su sangre Faltarme sagrado en ellas. Redůjose mí enemigo, Y no solo su nobleza Para salir de su casa Para sant de su casa Libres me dejó las puertas , Mas para venir me dió En esta espada defensa. Míra si es justo el afecto De mi penosa tristeza, Pues maté al padre de quien Hoy con acciones tan nuevas Y tan heróicas me obliga A que mi error encarezca, A que su agravio y mi culpa Arrepentido lo sienta.

DOÑA SANCHA. Y ¿ en qué quedaste con él? DON NUÑO.

En que ahora con mas fuerza, Con mas cuidado, con mas Solícita diligencia, Dice que me ha de buscar.

DOÑA SANCHA. Dime, por tu vida, ¿ que ella Fué quien te libró del riesgo?

Fué mi amparo, y quien discreta Quiso que igualase entonces Su piedad à su belleza. A Elvira debo la vida.

DONA SANCHA. Bien está, no te entristezcas; Que para consuelo tuyo

Lo que he escuchado me alienta; Ya es hora de recogerte.

DON NUÑO. Lo mismo hacer puedes. DOÑA SANCHA

Entra.

DON NUÑO. Ay don Lope, quién al mundo (Vase.) Volverte vivo pudiera!

BOÑA SANCHA.

García suspende el golpe Cuando halla en su casa mesma A Nuño, pero su enojo Ni le olvida ni le deja; Y doña Elvira, esta fué Mas prudente y mas discreta, Mas cuerda en lo ejecutivo, Mas piadosa en la defensa, Pues ella escucha mis voces Que quien sapo à la clemencia Dar lugar en la venganza, Ofrecerá mas atenta Noble remedio à mi agravio (Vase.) O dulce alivio à mi queja.

#### Sale DON GARCÍA.

DON GARCÍA. Cual en la noche obscura Tras de la oveja timida se arroja Lobo cruel, que hambriento la despoja De la vida; así yo buscando vengo A Nuño, mi enemigo. Tomo esta luz por ver si en lo que sigo Me lleva su esplendor sin embarazo.

Toma la luz, y al entrar, sale DOÑA SANCHA.

DOÑA SANCHA. Dejo à mi bermano... ¡Ay triste! DON GARCÍA.

¿ Qué te asombra? DOÑA SANCHA.

¿Eres vana ilusion? ¿Quién eres, som-DON GARCIA. [bra? Sombra de lo que fui.

DOÑA SANCHA.

¡ Qué falso engaño! [lo? Yo si que soy la sombra; ¿quieres ver-Pues mira, si es que puedo merecerlo, En tu inconstancia mi infeliz empleo, En tu injusta mudanza mi deseo, En tus locos desprecios mis temores, En tus falsas promesas mis errores, Sin que en tanta ruina A mis ojos vecina A mis ojos vecina
Una esperanza vea.
Ni aliento alguno crea,
Sino solo tormentos,
Agravios, escarmientos,
Engaños, impaciencias,
Deshonores, violencias,
Penas, infamia, llanto;
Y asi verás, saliendo de este encanto,
Que yo, afligida, triste, cuidadosa,
Sin honor, impaciente, temerosa,
Sin vista, sin aliento, desdeñada. Sin vista, sin aliento, desdeñada, Sin la vida, sin cuerpo, despreciada, Llego à ser, viendo tu tirano olvido, Sombra de lo que soy y lo que he sido,

DON GARCÍA.

Un aliento, una vida, un alma ballo, Que en ti mi voz inspira , Y aunque mi amor por ofendido callo, No en mi memoria el bien gozado espira, Pues al favor de mi pasada gloria, Yo, Sancha, he de ser tuyo; soberano Dueño mio serás, pero primero He de tomar venganza de tu hermano. (Va à entrar, y detiénele dona Sancha.) DONA SANCHA.

¿Cómo? ¿Qué dices? ¡Ob qué trance fie-Señor, mi bien, espera; [ro! ¡Qué turbacion! ¿Resolucion tan fiera, Cuando me ves aquí, sigues furioso? Eres tú quien dichoso, Quien rendido en mis brazos, Quien la azucepa cándida fragante
Al jardin de mi honor robó triunfante,
Donde, bellezas dilatando, era
Adorno casto de su misma esfera? Cuán poco el alma en mi temor respira, Limites pon al vengativo intento, Verás mi rendimiento, Que si antes amoroso Trofeo de tu ruego fué glorioso , Hoy en desdichas tautas Será despojo humilde de tus plantas. DON GARCÍA. (Ap.)

Oh, qué desdicha! Qué infelice suerte Es la mia! pues cuando Con animo mas fuerte Riesgos mayores vengo atropellando, Nessgos mayores vengo arropenando, Y à la venganza aspiro, Me suspenden las làgrimas que miro; No son làgrimas, no, ni pueden serlo, Juzguenlo cuantos merecieren verlo; Liquidas perlas son, que la corriente Dichosa anima de una y otra fuente, Que en sus ojos formó naturaleza, Naciendo de aquel risco de belleza.

¡Oh, qué beldad! Qué luz! Qué hermosa Qué cielo soberano! [estrella! [estrella! Mal rayo abrase la violenta mano De Nuño, pues por ella, Por su sangriento y bárbaro destrozo, Gloria's que gozar puedo no las gozo.

DOÑA SANCHA.

Miseñor, ¿qué respondes à mi ruego?

DON GARCÍA.

Que soy de nieve y que me abraso en Y á tu llanto quisiera, [fuego, Aunque me ves de bronce , ser decera. Perdona, Sancha hermosa, No impidas mi osadía; Que Nuño ha de morir.

(Va à entrar, y detiénele enojada, po-niéndose à la puerta.)

DOÑA SANCHA.

Qué accion tan afrentosa! Justamente sa l'Arentosa! Justamente se infama Quien no es cortés al ruego de una da-No permitió de Elvira la advertencia Impulsos en tu casa á la violencia, Y ten la mia resistes mi portia? ¿Cuándo la sangre, dime, ha merecido Mas que las voces de un amor rendido? Pues, don Garcia, advierte, [muerte: Que de mi hermano no has de ver la Y si con el rígor que en ti conoces Grosero portiares, daré voces. Criados hay en casa, Cerca tengo parientes;
Mas yo, que basto sola, y que no escasa
En animo he nacido, con los dientes,
Con la furia que ves en mis enojos, Con el fuego que sale de mis ojos, Y à fenecer mi vida se adelanta, Dividiré en pedazos tu garganta. Dividire en pedazos de garganta. Entra, acaba ; ¿qué aguardas? Qué esperas? Qué te tardas? A mis brazos te entrega ; Que si la muerte buscas de mi herma-Has de pasar por ellos, Y puede ser , si con violencia llega Mis brazos á vencellos En bárbara porfia, Que sean los tuyos sepultura mia.

DON GARCÍA.

(Ap. Sin duda que me enseña A ser de su materia alguna peña , O alguna fiera horrible Su espantosa crueldad en mi atesora, Pues no me vence Sancha cuando llora. Poca alabanza á mi piedad procuro; El jaspe, el bronce duro Al buril obedecen, Y yo, que en mi nobleza resplandecen Los hechos que heredé de mis mayo-He de poner à lágrimas rigores, [res, A làgrimas de quien por si merezco!) Déjame, Sancha, ir; yo te obedezco; Ni seguiré à tu bermano, Ni à la venganza animaré la mano, Ni à ti quiero escucharte, Ni verte ni hablarte, Ni à mi tampoco verme,
Ni à mi tampoco verme,
Ni vivir ni alentarme ni entenderme;
Sino desesperado,
Sin juicio, sin alma, desdichado,
Pedir al horizonte,
O el mas altivo y empinado monte
Albergue me de oculto,
Dande à palido butto. Donde à pálido bulto La vida se traslade sin aliento, Donde, siendo de fieras alimento, Ni aun queden señas pocas De quien con ansias locas De la justa venganza se ha olvidado, \* Quepide un padre en un sepulcro hela-Ha obedecido al llanto de tus ojos.

(Vase.)

DONA SANCHA. Aguarda, escucha, tente.-Qué furioso que parle! Pero no importa ya, si á ver presente Una esperanza llego Que partirse obligado de mi ruego; Mas ; ay de mi! que temo el ausentarse. Pues a no bastaba jay cielos! Mi esposo retirarse De mi amor, de mi voz, de mis desvelos, Tanto tiempo, tirano, Procurando la nuerte de mi hermano; Sino ahora, que veo Casi ya conseguido mi deseo, Decirme que me deja, Que sin alma se aleja, Solo por no ofenderme; Que ya no quiere verme, Que hoye de mis ojos, Que muere en sus enojos, Que va à desesperarse, Que à la gruta de un monte ha de en-Que vive sin aliento , [tregarse, Que de las fieras ha de ser sustento? Y ¿que esto escuche cuando mas rendi-[ tregarse,

O acaben ya los cielos con mi vida, O falteme en el mal que en mise emplea, Tierra que pise, claridad que vea!

# JORNADA TERCERA.

Sele LAIN, huyendo de DON GARCÍA, que le sigue con la daga desnuda.

LAIN.

¡Jesus!

DON GARCIA. No te han de valer Las voces.

TAIN.

Si me alboroto De ver desnuda una daga, ¿Qué te espantas?

DON GARCÍA-No hay estorbo Para que tu fin no llegue.

LAIN.

Voces doy.

BON GARCÍA. Mas me provoco. DAIN

Que me matan sin mi gusto! DON GARCÍA.

Ah traidor!

LAIN. Oyeme cômo Fué lo que causa tu ira. DON GARCÍA.

Qué he de hacer, si veo que solo Me hallé en casa de don Nuño?

BAIN.

Repito el suceso todo Costanza me abrió la puerta, Subi arriba, los piés pongo En su aposento; ella dijo, Como otras veces: «Forzoso Es desnudar à mis amos; Ya vuelvo, aguardame un poco. Yo, que me vi centinela De aquella torre, me asomo Para ver si alguno babia Que me sirviese de estorbo. Bajo la escalera, llego A la puerta, reconozco Que no hay un alma; y asi, Quité con tiento el cerrojo. Entraste arriba, subimos, Y dijisteme animoso: «Lain, vigilante guarda Del puesto que ves te nombro; Si alguno à impedir subiere El hecho à mi mano heròico, Pon de tu acero à su espalda Pon de tu acero a su espatua La punta, y al pecho el pomo.» Y apenas mi puesto guardo, Cuando ciertos pasos oigo, Que, desmientiendo las selvas, Me parecieron de corcho. Dije: «Esta es dueña; ¿qué haré? Si me ve, perdidos somos.» Y asi, porque no me viese, Ni yo descubrir tampoco En su tumba una mortaja, Ni un ab initio en su rostro, O por si era dueña enana, Dueña en visperas de bongo, Cimenterio de poquito, Y requiem aeternam romo, Me retiré, y cuando pienso Que seguro me arrincono, Cai por un agujero O inflerno, tan frio y hondo, Que si llamas no brotaba, Respiraba helados soplos; Su altura eran dos estados, Mejor lo dirán los lomos Y el sentido, pues del golpe Quedé sin uno y sin otro. Busco la puerta, y en vez De hallaria, un clavo topo , Que, sin jugar à la polla , Les dió a mis narices bolo. Voy tentando las paredes, Y la mano en parte toco, Que ni sé si fué cujebra, Si lagarto ó si demonio El que me dió tal bocado Con dientes tan ponzoñosos, Que haber servido pudieran Al fiero dragon de Cólcos; Mas viendome sin remedio, Los inconvenientes todos Junto, y digo : « Si doy voces , Oiralo Nuño , y su enojo Vengará en mi ; si adelaute Paso, encontraré algun hoyo, Donde me sepulte vivo.» Y asi, por remedio escojo Sentarme y estarme quedo; Casi dos dias del modo Que ves estuve gimiendo, Con que tal figura tomo Que en esqueleto con vida Desmayado me transformo, Hasta que entrar à Costanza Vi por un postigo angosto, One yo, de temor, no hallé, Y entonces despedi ansioso Tan flaca voz, que por flaca Pudieran llevarla en hombros. De su vestido me así, Y ella, que, volviendo el rostro, Vió en mi una cara de muerto, Dió voces, llamo socorro. Conocióme, à Sancha avisa , Y como aliento no gozo, Las dos al desmayo mio Dieron pistos de bizcochos. En fin, Sancha me regala, Presto mis alientos cobro,

Porque con pechugas de aves Dulcemente les soborno. Asi estuve, asi me vi; Ahora, ya que te informo , Conocerás que merezco Mas tu piedad que tu enojo. DON GARCÍA.

Todos son enredos tuyos.

LAIN.

¿ Que esto escucho y no me torno Yerno ? ¿Es enredo la cara Con que á lástima provoco? Dos dedos menos el pico De la nariz, que à ser romo Se pasó, de puntiagudo? El dolor con que pregono Desconcertada la espalda? Si esto es enredo, a ser novio Antes me irè que sufrirte.

DON GARCIA.

No hallo remedio à mi ahogo, Pues cuando entre negras sombras Mil dificultades rompo Y à la garganta de Nuño Casi la cuchilla pongo, Sale Sancha y me detiene, Al golpe sirve de estorbo, Si no la escucho se enoja. Voces da si no respondo; Llora, y el llanto parece Que van vertiendo sus ojos Perlas, que, como claveles, Llueve la aurora en su rostro, O que à la purpura el cielo Cubre de nevados copos. Pues mi fiero dolor sea Mi muerte, pues cuidadoso, Ni à Nuño en su casa mato, Ni à Sancha en mis brazos gozo.

(Vase.)

Furioso parte mi amo; Mucho temo lo furioso. Pues yo me ire muy a espacio; Porque cuando borrascoso Anda el juicio del amo, Y el entendimiento es corto , Puede de un golpe à un criado Ciclope hacerle de un ojo; Y asi, para no ponerme En lances tan peligrosos, Mejor que el andar apriesa, Será el andar poco à poco. (Vase.)

Salen DOÑA SANCHA Y COSTANZA, con mantos, y UN ESCUDERO.

DOÑA SANCHA. Todo está como asombrado; Tan gran soledad me admira. COSTANZA.

¿Donde Elvira estarà?

DOÑA SANCHA.

Mira Si parece algun criado.

ESCUBERO. Yo llamo y no me han oido: Ni un jazminillo hay que ladre.

(Llame.)

DOÑA SANCHA. En fin, es casa sin padre, Triste albergue sin marido. COSTANZA.

¿ No tiene à su hermano ? DOÑA SANCHA.

Es llano

Que ocupa, con ser honroso, Mas la sombra de un esposo Que la vista de un hermano.

ESCUDERO.

Vuelvo á llamar.

(Llama.)

COSTANZA. Pasos oigo. (Vanse Costanza y el escudero.)

#### Sale DOÑA ELVIRA.

DOÑA ELVIRA. ¿ Quién es quien da tantos golpes? ¿ No hay un criado ahi afuera? ¿Qué es esto?

DONA SANCHA. No te alborotes; Doña Sancha soy de Castro. -Dejadnos solos.

DOÑA ELVIRA.

¿ Tû pones , Doña Sancha, el pié en mí casa? DOÑA SANCHA.

No temas ni te congojes. DOÑA ELVIRA.

Jamás conoci el temor.

DOÑA SANCHA.

Pues si no, ahora conoce Que, si el intento piadoso Permites que no se logre A que he venido , en Castilla Nuestros bandos tan disformes Se verán, que han de correr Arroyos de sangre noble, Mas que al mor hundosos rios De plata encrespada corren; Y así, para que el intento Con que vengo sepas , oye : Cuando dió à tu padre muerte Mi hermano, rompiendo el órden Del respeto y cortesia Que la ancianidad se pone, Que lo senti, sabe el cielo, Con tanto extremo, que entonces A números apostaban Las lágrimas con las voces; Porque, en fin, dispuso Nuño, Para que yo me congoje, Dos aciertos, que à sus ojos Los culpa quien los conoce; Por error le califico Contra mi sangre, que un jóven Manchara, poco advertido, En la senectud su estoque. Esto es verdad; pero ya Mi bermano, rompiendo el órden Esto es verdad; pero ya ¿ Qué remedio habra que cobre Sangre de un cadáver frio, Que helado mármol recoge? Qué victorias , qué trofeos , Qué generosos blasones Adquiere quien obstinado Rige venganzas atroces? Qué asalto emprende animoso? Qué enarbolados pendones Sigue? Qué contrarios rinde? Qué enemigo escuadron rompe? Ojala que hallar pudiera Vida en las llamas don Lope; Que yo en incendio voraz Fuera destrozado roble, Para que viendo mi pecho De piedad efectos nobles, Fénix, si no à sus cenizas Renunciara en mis ardores; Y no juzgues que temor La accion que miras dispone, Ni que para hablarte, Elvira Mi hermano me ha dado orden,

Pues sé que si à su noticia Mis culpas llegaran torpes, Que dividiera mi cuello De un puñal al fiero golpe. En lía, es una desdicha Quien loca me descompone, Viquien nota me descentiones, Y quien mis que jas alienta Un vil desprecio de un hombre. ¡Oh, pluguiera á Dios que antes Que a manos de la desórden Que a manos de la desórde Que ahora culpo, borradas Viera mis obligaciones, Que alto risco, desgajado Del mas empinado monte, Que aguda flecha veloz, Que bruta fiera del bosque Me acabara, y de la cueva, Que no permite que more, Sus horrores alma fueran, Mis ojos habitadores! Tu hermano, en fin, doña Elvira, Tu hermano, el dolor depone Al aliento; ¡qué vergüenza! Suspéndenme los temores, Las palabras detenidas Frio sudor las encoge , Y helado el pecho, despide Huésped ingrato, una noche Robo al jardin de mi honor Las mas estimadas flores: De prevenidas cautelas Guarneció sus intenciones, Obrólas en mi ruina, Gozólas en mis errores. Llegó perdido á mi quinta, Hospedéle, porque el nombre Me dijo, rogóme amante, Pero tirano engañome ; Ahora olvidado niega Su palabra y mis favores; Glorias que gozó dichoso, Bárbaro las desconoce. De ilustre fama por cierto . De honroso timbre compone Su cabeza, estos serán Sus laureles vencedores.
Un Estrada; es bien que, injusto, Precisas leyes derogue,
Y que à deudas tan debidasPaguen tan viles rigores?
¿Un noble ha de permitir
Que engaños le deshonoren,
Que la cautela le injurie,
Que la falsedad le nombre,
Que una mujer se desprecie,
Que unos ojos tristes lloren,
Que un espiritu suspire,
Que un alma alientos ignore?
Estas si que son afrentas, Sus laureles vencedores. Estas si que son afrentas, Estos delitos enormes, Estas si que son desdichas. Estas si que son traiciones Que no una muerte. El herir, El matar, es en los hombres Una violencia, una furia, Un colérico desórden; Pero engañar una dama Es accion que reconoce La villania, es querer Que la infamia le deshonre. Las promesas que se hacen, Las palabras que se ponen, No ha de haber ley que las venza, No ba de haber quien las revoque. ¿Con doña Sancha de Castro, Conmigo tratos tan dobles,

Con quien por sangre y por lustre Los mas remotos conocen Los mas remotos conocen.
Rabio solo de pensarlo;
Temo que el dolor me robe
El sentimiento, ó que de este
La cólera me despoje.
Si no mirara que es fuerza, Para evitar disensiones , Que de mis brazos tu hermano Su pecho inconstante adorne, Cuanto miro, cuanto veo, Cuanto en si contiene el orbe, Viera su fin lastimoso En mis ardientes furores Mas no es tiempo que à los gustos Los alborotos estorben, Ni de que à las paces pongan Impedimento las voces; No es bien que mas don Garcia Modos vengativos obre, Ni que mi agravio le culpe, Ni que tu enojo le apoye; liccuerden las amistades , Dulce parentesco logren ; En la piedra del olvido Sepúltense los rencores. Así de metal luciente Tus blancas sienes corones , Y al imperio de tus plantas Soberbios rayos se postren; Así á los orbes la fama De tu beldad fes informe, Así sus ecos escuchen , Así tus huellas adoren; Así el nevado jazmin De tu frente no despoje El tiempo, ni de tus labios El purpureo clavel tronque, Que dispongas luego, Elvira, Que contigo se despose Mi hermano, y que yo en el tuyo Promesas cumplidas goce; Habrá con esto pinceles Para que tu cielo copien, Para eternizarte mármol Y para adorarte bronce.

DONA ELVIRA.

A responderte no acierto. A responderte no actero. Pésame, Sancha, de ver Que así te ofenda el poder De un culpable desacierto. Si con mi vida pudiera Que tu honor se restaurara. A las llamas la entregara, Al cuchillo la ofreciera Porque, logrando cuidados Los campos (¡qué maravilla!) No se vieran en Castilla De nuestra sangre bañados: Mas, como no hay quien impida Tu no vencido dolor, Sancha, el remedio mejor Será la sangre vertida.

DOÑA SANCHA. ¿Así te burlas de mi? ¿Esa respuesta me das?

DONA ELVIRA. Yo no me burlo jamás; Las burlas viven en ti, Pues con parecer liviano Quieres en tal desconcierto Que olvide à mi padre muerto, Y me case con tu hermano.

DONA SANCHA. Ea, baste; que atrevidas Palabras y tan pesadas Son malas para escuchadas, Peores para sufridas; Cuando con vil entereza Mas le desprecie mi mano,

Sov Castro y tengo un hermano, Y el tuyo tiene cabeza.

DOÑA ELVIRA.

De esa respuesta enfadada, En tu necio enojo arguyo Que falta cabeza al tuyo , Pues no la tiene cortada. DOÑA SANCHA.

Qué necia estás! De la mano De Nuño saldra el castigo.

DOÑA ELVIBA.

Bien podrà ; porque contigo No se ha de casar mi hermano. DOÑA SANCHA.

Voyme, que el verte me enfada; Porque aun verme no mereces. DOÑA ELVIRA.

Puedo honrarte cuantas veces...

#### Sale DON GARCÍA.

DON GARCÍA, Que es esto, Elvira? DOÑA ELVIRA.

No es nada.

DON GARCÍA. Dilo, acaba.

DOÑA SANCHA.

Bien mi fama Restauro y mi honor perdido. DON GARCÍA.

Dime, Elvira, lo que ha sido. DOÑA ELVIRA.

Preguntaselo á tu dama.

DONA SANCHA. Bien dices; verá mejor Garcia, aunque no se venza, En tu voz la desvergüenza Y en mi respuesta el dolor. Su dama (¡ah cielos!) me llama Tu osadia, y yo, que ser Mas bien de Alfonso mujer Pudiera que no su dama, Muero en rabiosas fatigas, Porque, aunque sé conocerlo, No me ofende tanto el serlo Como que tú me lo digas. Desto es bonra el ofenderse Pues la afrenta ha de advertirse Que consiste en el decirse Mucho mas que en el hacerse. Buena quedo, bien honrada, A dos agravios rendida, De un desprecio despedida Y de un engaño afrentada. Ya, en fin, no hay medio que cuadre Yo padezco dos agrarios, Vosotros muerte de un padre. Ver podeis cuál es mayor Ver podeis cual es mayor Afrenta y mas conocida: O que se pierda una vida; O que se infame un honor. Mas el verlo y el decirlo Lo mostrará; sin dqdarlo, Brazo que sabrá vengarle, Y hecho que sabra sentirlo. Rayo que sin resistencia Os abrase he de ser luego. Sin que se aplaque en el fuego. Ni se temple en la violencia; Cueva que al dia os oculte Seré entre sombras temidas, O à pesar de vuestras vidas. Duro marmol que os sepulte. Esto he de ser ; mi valor A vengar desde hoy empieza

Un desprecio en la nobleza Y una afrenta en el honor. DON GARGÍA.

(Vase.)

Doña Elvira, Nuño, el dia Que à tu amparo se entregó, Fiel seguridad halló En tu piedad y la mia; Yida le dió tu porfia;
Y ahora, que a Sancha vec
Casi humillada á tus piés,
Tú, que con tu enojo luchas,
Ni agradecida la escuchas, Ni la respondes cortés. A mas dudas me provoca Ver, cuando el acero empuño, Que estás cuerda para Nuño, Ý para Sancha estás loca. Terminos villanos toca Terminos vitanos toca En ti la razon ya ciega , Pues cuando el valor se niega , Mas obedecer pretende A las iras del que ofende Que á las voces del que mega. No digo que tú admitieras De Sancha el ruego amoroso , Ni que pecho generoso Liberal le concedieras, Pero que le agradecieras Mas cortés la voluntad; Porque es mayor calidad Que halle con seguro abrigo El ruego del enemigo Valimiento en la piedad. Aunque el sufrir es bajeza De uno la descortesia, El tenerla yo, seria Falta de mayor nobleza; Y asi, el ver que á tu grandeza La cortesia no esmalta, Me ofende, porque mas alta Generosidad previene El dársela á quien la tiene Que el pedirla á quien le falta.

DOÑA ELVIRA.

Si de Sancha no admiti El ruego, y le desprecié Ciega y enojada, fué Por el dolor que hay en mí; Mas, con el pesar que à ti Estos desprecios te dan , Que ya prefiriendo están Contra tu opinion colijo A los aciertos de hijo Las piedades de galan. Mas gloria tengo adquirida En dar à Nuño sagrado. Que tu, porque te ha pesado De dejarle con la vida Este pesar homicida Es de la accion de tu pecho; Porque en quien mal satisfecho, Porque en quien mai satisfect Lo liberal no le aplace, Quita el ser bien el que hace El pesar de haberle hecho. Si yo descortés he sido, Soy hija y siento mi agravio; Mas tin, amante y poco sábio, Eres cobarde y rendido. De mi padre el pecho herido Pide venganza bastante; Y asi, en voz tan importante. Y asi, en voz tan importante, Es mejor, aunque te affija, El ser descortes por bija Que cobarde por amante. Garcia , ya basta ; ea , Niega à lascivos placeres Los aciertos de quien eres, En la venganza te emplea; O si no, porque se vea Cuánto mi dolor en vano Persuade à un vil hermano,

Vive Dios, en mi ofendido Que lo que tú no has sabido, Lo sepa vengar mi mano.

(Vase.)

"I ON GARCÍA. Sancha sin honor me llama. Quien me engendró quiere ser Vengado. ¿ He de obedecer A mi padre ó á mi dama? Pero la deuda me infama, Mi ignorancia es conocida, Pues con razon advertida Parece, en cualquier cuidado, Mas bien un padre vengado Que una dama obedecida. Que una dama obedecida.
Si; pero cualquiera afrenta
En mujer, suelen sentirla,
Vengarla y aun recibirla
Los extraños por su cuenta;
Pues si esto es así, ¿qué intenta
El discurso? Ya eternizo
En mí á Sancha, hermoso hechizo;
Porque la afrenta impaciente,
Si la venga el que la siente,
La deshaga el que la hizo.
Pues ¿qué aguardo? Ya es mi esposa
Sancha; y ¿qué dirá Castilla?
Dirá que el alma se humilla,
De don Nuño temerosa.
; Ay honor! (;qué fuerte cosa!) ¡ Ay honor! (¡qué fuerte cosa!) El qué dirán me fatiga, Pues lo que á esta voz oblíga, Para que mas satisfaga, Es razon que no se haga Solo porque no se diga. Perdona, Sancha, perdona; Que si tu queja me culpa, La obligación me disculpa, Cuando el rigor me ocasiona; Y pues la atencion pregona Intentos que restituyo Al animo, en quien concluyo La satisfaccion que elijo, En haciendo como hijo, Haré despues como tuyo, (Vase.)

Sale UN CRIADO, con un papel, y LAIN, deteniéndole.

LAIN. Aguardese un poco, aguarde.

CRIADO. Quiero à don Garcia hablar.

LAIN.

Primero le he de avisar. Aguardese; que no es tarde.

CRIADO. Importa darle un recado,

Y con brevedad no poca. LAIN.

A mi solo entrar me toca, Porque naci su criado; Los que no lo son, no dan Voces ni se entran aprisa. Qué sabe si está en camisa O como su padre Adan? No hay mas de con tal violencia Entrome allá?

CRIADO. Bueno está. LAIN.

No está bueno ni estará; Que no ha de entrar sin licencia. Que se retire le pido, No mi enojo quiera ver; Que esto no lo puede hacer Sino es un entremetido. Sålgase.

No es acertado, Estando aqui, que me salga, Sale DON GARCÍA.

" DON GARCIA.

¿Qué es eso?

LAIN.

No hay quien se valga Con este necio criado; Porque tiene en el furor, Con quien licencioso llama, Para entrar hasta la cama, Resábios de embajador.

CRIADO.

Nuño , mi señor , me dió Para vos este papel.

DON GARCÍA. ¿Qué puede querer? Mas él Diga lo que dudo yo.

(Lee.) «He sabido que ves y vueswra hermana publicais, may en mi daȖo, lo que pasó en vuestra casa, y
»que los miedos de vuestra resolucion
»me retiran de vuestros ojos; y así, os
»aguardo esta tarde en Miraflores, con
»espada y capa, para que mas bien po»dais conseguir vuestra venganza, ó
»yo desmienta el descrédito en que
» me habeis puesto.—Nuño de Castro.»
Nuño será obedecido;
ld con Dios.

Quedad con él. (Vase.) LAIN.

Malo, por Cristo; ; papel De desafio! ; Perdido Sov!

Vén conmigo, Lain, Y pon silencio en tu boca.

LAIN.

¿ Qué he de hacer ? Callar me toca; Sí no , llegara mi fin .

(Vanse.)

Salen DON NUÑO Y EL MISMO CRIA-DO, dándole un papel.

¿Qué dices? ¿Papel à mí?

Digo, Señor, que un criado Me lo dió de don García Para ponerlo en tus manos; En él verás sí es verdad.

DON NUÑO.

Sus letras me dan cuidado;
Dice asi; dejo al valor
Lo que pudiera el engaño.
Pues en la venganza es justa
Mas la industria que las manos :
(Lee.) «A las seis en Miraflores,
»Nuño, esta tarde os aguardo,
»Solo, con espada y capa,
»Porque animosos veamos.
»Vos sin riesgo vuestra vida,
»O yo mi padre vengado.»
Esto es ya reputacion;
Con la tardanza me agravio;
Mas los cielos, don Garcia,
Saben de mi afecto cuánto
Me pesará de reñir
Con quien así me ha obligado.
Si tú lo quieres, no puedo.
Aunque lo sienta, excusarlo;
Porque estos lances precisos,
que al honor importan tanto,
Ejecutados parecen

Mas bien que considerados. Ya es hora; quédate en casa. (Vase.)

Con el orden que me ha dado-Doña Sancha ya he cumplido; Los fines disponga el hado De manera, que dichosa Limite ponga á su agravio. (

Sale DON GARCIA, solo.

DON GARCÍA.

Valor en el Castro arguyo,
Pues ha querido buscar
Pecho en mi, donde acertar
Pueda, como yo en el suyo.
En el puesto estoy; mejor
Es adelantarme en esto;
Que llegar antes al puesto
Es crédito del valor;
Pero me quiero advertir
Que, ya que estoy esperando,
Sea solo imaginando
Que al enemigo he de herir;
Que quien piensa inadvertido
Que el otro le ha de vencer,
En la ocasion se ha de ver
Muy cerca de ser vencido.—
Gente he sentido, siu duda
Es Nuño de Castro.

Sale DON NUÑO.

Corrido de que Garcia
Se haya adelantado al puesto;
Pero no importa, si yo
No tardo conforme al tiempo.)
Pocas veces se ha dejado

(A don García.)

De ver que correspondiendo Vive el valor à la sangre.

DON GARCÍA. Con las armas lo verémos.

Al meter mano, sale DOÑA SANCHA, con espada ceñida y una pistola.

DOÑA SANCHA.
Aguarda; que llega Sancha.
Suspended el movimiento
De las armas, porque oigais
Lo que ofendida he dispuesto.

¿ Qué es lo que intentas? Aparta.

Vive Dios , que paso el pecho Del que mi voz no escuchare.

non gancía. (Ap.) Mas que á Nuño, á Sancha temo.

DOÑA SANCHA.

Los papeles que llegaron
Hoy à los dos, del ingenio
Mio traza fué, adbitrada
Para juntarnos y vernos
bonde todos, animosos.
El pérdido honor cobremos.—
García, sin padre estás;
No te inquietes, porque luego
Tiempo habrá para que dés
A la venganza el esfuerzo.—
Hermano, el honor te falta;
Esto si es desdicha, esto
Fenecer à la violencia
Del mas penetrante acero;
Mas, como el que le robó

Está presente, no pierdo
Para restaurarle el brio,
A quien valiente obedezco.—
Garci-Velazquez de Estrada,
Escoge, antes que pasemos
Adelante, lo que quieres:
Ser mi esposo, ó que tu cuerpo,
Sin vida, ocupacion sea
Lastimosa deste suelo;
Y no pienses que, aunque armado
Un escuadron de mis deudos
En lo umbroso de aquel sitio,
Que álamos adoran, dejo,
Me he de amparar de sus armas,
Me he de valer de su imperio
Para castigar tus culpas;
Para vengar los desprecios
De doña Elvira, tu hermana.
Atiende á lo que pretendo;
Porque antes que despidas
El no por la boxa, fiero,
El plomo de esta pistola
Te habrá robado el aliento.

DON GARCIA.

Traicion, Sancha, ha sido tuya, Pues con tus parientes mesmos Me obligas à que me case.

DON NUÑO.

Señor don Garcia, el tiempo Que há que falta vuestro padre, Siempre habeis andado atento, Procurando vigilante Yuestra venganza en mi pecho; Siendo así, ahora me toca Cobrar el honor que pierdo.

DOÑA SÂNCHA. Áparta , Nuño, pues yo, Que he venido à disponerio , Sé que sabré conseguirlo. — En la dilacion hay riesgo; Garcia, di, ¿qué respondes?

DON GARCÍA.

Que me mates, que este pecho
Dividas; verás en él
Fieramente combatiendo
A la fe con que te adoro,
Y al amor con que venero
De mi padre las cenizas.

DOÑA SANCHA. ¡Ah García! ya te entiendo; Ya el sí dices , aunque callas. Claro está que tus afectos Arrojan el si , que el alma Nunca ha tenido encubierto. Mas no lo prosigas , calla ; Que, aunque tu, inhumano y fiero, Miraste mal por mi honor Y despreciaste mis ruegos, Yo ahora, mas generosa, Mirar por el tuyo quiero, Solo porque no publique La voz durable del tiempo Que de temor dijo si Un tan noble caballero; Y asi, para conseguir Lo que ingeniosa pretendo, Basta que lo diga el alma, Y que lo calle el deseo.— Parientes, ya don Garcia Dice à voces que es mi dueño.-(Hace que habla adentro.)

Ya eres mi esposo. Pues mira Cuánto te estimo, que quiero, Por serlo, que hoy a tu padre Vengues en mi hermano mesmo. Bien puedes reñir, acaba; Y no imagines que tengo Parientes que le defiendan, Que fué solo fingimiento, Para obligarte à que dieras Feliz logro à mi deseo. Ea, acaba à tu enemigo ; Sin embarazos te ofrezco , Fenece va con su vida ; Pero aguarda, que mas presto Hare que tlegue la muerte Con esta bala à su pecho.

(Pécese al lado de don García, y apunta á don Nuño.)

DON NUÑO. ¿Qué es lo que baces, doña Sancha? DOÑA SAȘCHA.

Matarte.

ion ruño. ¡Mi fin sangriento Busca quien nació mi hermana? ¡Contra mi rigor tan fiero?

DOÑA SANCHA.

Si; porque es mas un marido, 
Y un hermano mucho menos, 
Y antes que aquí con el tuyo 
M da su brillante acero, 
Por no mirarle en peligro, 
Quiero excusarle del riesgo.

DON GARCÍA.

A mujer que tanto sabe,
Diticultades venciendo,
Obligar contra su sangre,
Fuera villano y grosero
Quien no la diera y rindiera
Robles agradecimientos.—
Nuño, por Sancha te estimo,
Por ella reŭir no puedo
Contigo; tu hermano soy.

pon nuño. Yo tu amigo verdadero.

Salen LAIN T ANDRADA.

LAIN.

Gracias á quien lo ha hecho todo. ¿Sancha con boca de fuego? Ballesta y lanzon había Solamente en aquel tiempo; Mas la ballesta se deja Para cuando Alfonso el Sexto Tome juramento al Cid.

DON GARCÍA.

Siempre, cuando los discretos Disponen los fines, hallan Tan acordados aciertos. A Nuño daré mi hermana.

DON NUÃO. Glorias con ella poseo.

Vo la llevaré las nuevas
Deste feliz casamiento,
Por excusar, advertido,
Que murmure algun discreto,
Si à casarse por el aire
Vino volando à este puesto.

DOÑA SANCHA.

Costanza, Lain, es tuya.

LAIN.

No serà , porque no quiero.

Doña Sancha.

¿ Así la desprecias?

LAIN.

Si; No te espantes, porque temo, Aunque me ves hombre ahora, Transformaciones de ciervo.

DON GARCÍA. Si no ha sabido, señores, Por su ignorancia, el ingenio Obligar contra su sangre, Castigo será el ser necio.

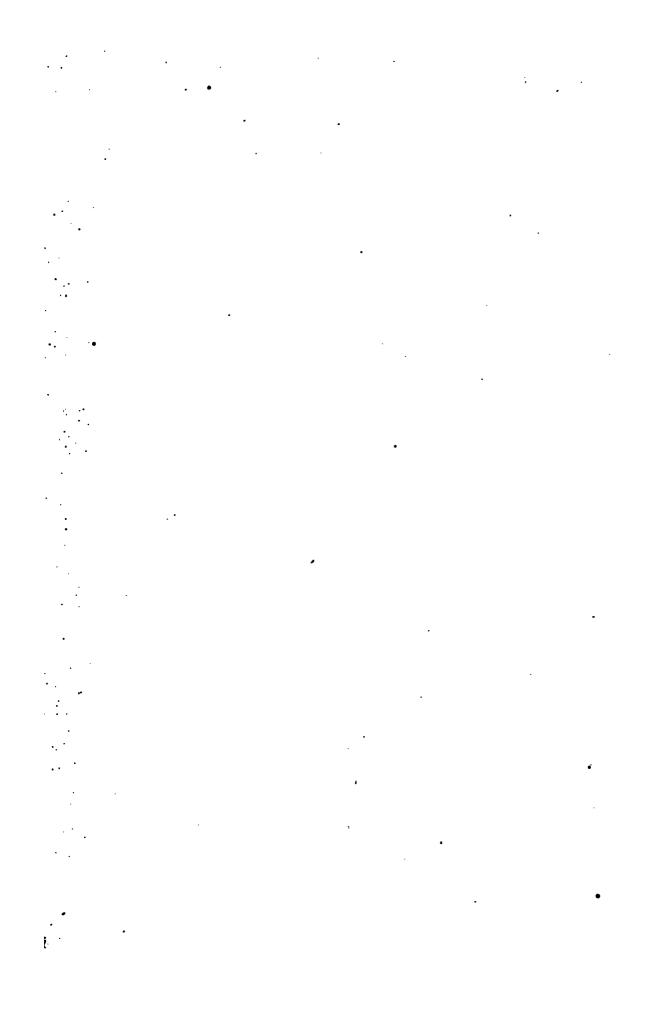

# COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# FÉNIX DE SALAMANCA,

### EL DOCTOR MIRA DE MÉSCUA.

#### PERSONAS.

DON GARCERAN, caba-Hero: CONDE HORACIO. DON BELTRAN. DON JUAN.

DOÑA MENCÍA. LEONOR. ALEJANDRA, dama. LEONARDO, criado. SOLANO, lacayo.

RIVERA OLIVERA CAMILO. RUGERO. DON TELLO.

VILLENA ... FUNES. UN CORREO. UN CRIADO.

#### JORNADA PRIMERA.

Sale DONA MENCIA, con vestido largo y habito de san Juan, v LEONOR, su criada, como capigorron.

LEONOR. ¡Qué! ¿no estás desengañada?

DOÑA MENCÍA. Es invencible mi amor : No me fatigues , Leonor.

LEONOR.

Tu locura es extremada. Sin duda, doña Mencia, Segun estas cosas van, Que ha de ser don Garceran Tu perdicion y la mia. Seis meses há que saliste De Salamanca tras él , Y sin hallar rastro de él, Hasta Valencia corriste; Y jagora quieres que esté En Madrid ? ¡qué desatino!

DOÑA MENCIA.

Ay dulce amiga! camino Tras los pasos de mi fe.

Pues ; no has mil veces jurado No tenerte obligacion? DONA MENCIA.

Es verdad.

LEONOR.

¿Qué es tu intencion? Qué te da pena y cuidado? Si te olvido, ¿ no es costumbre De los hombres olvidar? Si no tienes que llorar , ¿Qué te ha de dar pesadumbre?

DOÑA MENCIA. iAy amiga! mi inquietud No tanto la causa amor, Cuanto el áspero rigor De su fiera ingratitud. La noche que se partió Aquel cruel, mil amores Me dijo, que fueron flores, Que su ausencia marchito. aquella extraña mudanza Y no pensada partida Me trae y lleva perdida Tras una vana esperanza.

LEONOR. Pues advierte que este traje Tu pretension no asegura; Medio mas fácil procura, No afrentes à tu linaje.

DOÑA MENCÍA.

No hay, Leonor, dificultad, De ese temor te retira; Que en la corte no se mira Con tanta curiosidad. Criado del gran Prior, Que vine esta primavera, He dicho que soy.

LEONOR.

Quimera De tu loco y ciego amor. DOÑA MENCIA.

Pues ¿quién ha de reparar Que soy mujer?

LEONOR.

Tu hermosura Lo dírá y mi desventura. DOÑA MENCIA.

(Ap. Aquesta me ha de acabar.) Pues ¿ no asegura à los dos Esta cruz y esta sotana?

LEONOR.

Si, Señora, que cristiana Soy, por la gracia de Dios ; Mas hay diablos alguaciles Que no se espantan de cruces,

Que ven mas entre dos luces Que los linces mas sutiles; Que, aunque te llames don Cárlos. yo Jaramillo el mudo, No es fácil desengañarlos: Que no ha de ser tu recato Tan grande, que alguna vez No te miren á la nuez Y à los puntes del zapato, Y echen de ver que eres macha, Y por la hebra el ovillo Saquen, y de Jaramillo Descubran tambien su tacha. Y en tal traje, esa cruz blanca No es la que te ha de salvar, Aunque te quieras llamar La Fénix de Salamanca; Que à la visita primera, Sin tener duelo y clemencia, Un alcalde nos sentencia A hilar en una galera. Tù, si algun tropiezo das, Como viuda varonil, Volveráste à tu monjil, Entera como te estas. Pero ;ay de mi! mal pecado Si su cólera desfoga La sala , y quiebra la soga Por mi, como mas delgado. Mira que aquelles señores Sacan de la faltriquera Destierro, azotes, galera, Y aun dicen que son favores. Huyamos de la ocasion, Comamonos dos capones Lo que han de comer sopiones ; Vámonos con bendicion, Porque yo querria llegar A tálamo que bien cuadre, Si por ventura mi padre Me pretendiere casar.

DOÑA MENCIA.

Qué terribles desatinos Estás diciendo!

LEONOR. Señora, Todo sucede en un hora-Por posadas y caminos.

> Sale á la ventana ALEJANDRA Y LEONARDO.

Mi señora, ¿ no es gallardo Don Carlos, nuestro vecino?

Que nos miran imagino.

ALEJANDRA.

Tienes buen gusto, Leonardo; ¡Qué bien que pisa y qué airoso! Qué bien hecho es, que galan!

LEONOR. Señora, mirando están. DOÑA MENCIA.

Galla, y miren.

ALEJANDRA.

¡Qué gracioso! ¿Sabes quién es?

LEONARDO.

Caballero. Y del Piamonte.

LEONOR.

Repara

Que te miran.

ALEJANDRA. Gentil cara.

LEONOR.

Háblale, que estás grosero. ALEJANDRA.

Hombre será principal:

LEONARDO.

El hábito lo confirma, Y tu buen gusto me afirma Que no te parece mal.

ALEJANORA

Es así, mas aunque fuera Un ángel, lo que posco En tanto estimo, que feo Y tosco me pareciera; Porque no hay comparacion, Si està de por medio el Conde.

LEONARDO.

Y él tambien te corresponde Con igual comparacion.

ALEJANDRA.

¿Ha venido el coche?

LEONARDO.

Si

DOÑA MENCÍA.

Si respondiera que no, Al sol le pidiera yo Prestado el suyo.

LEONOR.

Eso'si. Muy bien empiezas, Señor; Habla con argenteria.

ALEJANDRA.

El coche del sol seria Para mi grande favor.

DOÑA MENCÍA.

Quereisle? Que cuando el sol Prestado no me lo diera, En medio de su carrera Se le quitara.

ALEJANDRA. Español Y bizarro encarecer.

DOÑA MENCÍA. One tambien los extranjeros Tenemos nuestros aceros.

ALEJANDRA.

Muy bien se os echa de ver; Mas fuera temeridad Meteros en tanto aprieto.

DOÑA MENCÍA.

Vence tan alto sugeto La mayor dificultad.

LEONARDO. Mira que es tarde, Señora,

DOÑA MENCÍA.

¿Donde vais?

ALEJANDRA Al campo salgo. DOÑA MENCÍA.

En vos veo, á fe de hidalgo, Lo que del campo enamora, Y agraviaisos si decis Que salis al campo.

ALEJANDRA.

¿En qué?

DOÑA MENCIA.

Alejandra, ¿ no se ve Que fuera de vos salís? Porque las perlas hermosas Que el alba vierte en las flores, Que el ana vierte en las la y matizados colores De sus mejillas de rosas, Viento sutil y amoroso, Fuentes, que risa y cristal Vierten por el arenal Argentado y espacioso; Todo le va cuigo repara Todo lo ve quien repara En tan divina pintura , Que del campo en la hermosura Es copia de vuestra cara; Y así, no teneis, por Dios, A qué salir ni à que iros, Que no hay para divertiros Mas que miraros à vos.

LEONARDO.

A fe, que es gallardo mozo; ¡Qué bien que cerró el conceto! ALEJANDRA.

Qué vecino tan discreto! LEONARDO.

¿ Qué hará si le crece el bozo?

ALEJANDRA.

Deseo con mas espacio, Señor don Cárlos, gozar De vuestro pico. LEONARDO.

Picar Quereis en el pobre Horacio.

DOÑA MENCIA. Cuando fuéredes servida; Que cerca está la posada.

ALEJANDRA.

Adios.

DONA MENCIA. Ella va picada. LEONOR.

Tú ¿cómo quedas? DOÑA MENCIA.

Perdida.

Salen DON BELTRAN Y DON JUAN.

DON BELTRAN. Este don Cárlos, don Juan, ¿Es fraile ó es caballero? LEONOR.

No hagas la calle terrero; Que viene alli el Capitan.

DON JUAN.

Caballero y principal, Segun estoy informado, Que pasa à Malta, y criado Del gran Prior.

(Hablan al oldo Leonor y doña Mencia.)

LEONOR.

No hagas tal, Que es el viejo mal sufrido Y se pica de valiente; Del pié te mira à la frente.

DOÑA MENCIA. Vamos; que me han conocido. (Vanse todos, menos don Beltran y don Juan.)

DON BELTRAN.

Hablarle quiero.

DON JUAN.

Seria. Si no hay otro fundamento , Notable deslumbramiento ; Sosegáos, por vida mia.

DON BELTRAN.

¿Qué fundamento mayor Quereis, don Juan, que encontralle Cada dia en esta calle?

DON JUAN.

No hay sin celos firme amor. Si el encontrar cada dia A don Cárlos os enfada, Qué he de hacer, si su posada Tiene enfrente de la mia? Celos tuvisteis ayer Del conde Horacio, y cuidado Hoy, Capitan, os ha dado Don Cárlos; puedo temer Que tambien de mi mañana Tendréis sospecha y temor. Con tantos celos y amor Os adorará mi hermana.

DON BELTRAN.

Mientras que la posesion No tiene el galan que ama, Señor don Juan, de su dama, No balla alivio su pasion. Y asi, en tanto que no sea Alejandra mi mujer, No dejaré de tener Celos de quien la pasea.

DON JUAN. Nadie, don Beltran, festeja Su calle ni su ventana, Ni a ningun hombre mi hermana Silla ha dado ni ha hecho reja; Que su honrado nacimiento, Recato y honestidad, Refrena la libertad Y acobarda el pensamiento; Porque no hubiera señor, Por grave y rico que fuera, Que a raya no le tuviera Su honestidad y valor.

Y es demasiado reñir, Si sale en coche, ó si no. Dónde va , quien se le dio , Y del bien y el mal gruñir ; Mas creo que brevemente Vendrá la dispensacion, Con que vuestro corazon Se asegure facilmente, Y una vez que estéis casado, Como dueño de mi hermana, Tapiad la puerta y ventana, No la dejeis ir al Prado;

Nosalga, en silla ó en coche,

#### BA FÉNIX DE SALAMANCA.

A ver madre, abuela ò tia, Tenedla en prensa de dia, Y en una estufa de noche; Y como tio y cuñado, Capitan, me perdonad; Que el amor y la amistad Esta licencia me han dado; Y si os quereis divertir Y gozar del fresco un rato, Vamos al Prado.

DON BELTRAN. ¡Qué ingrato Tanto amor me ha de salir! DON JUAN.

¿No venis?

(Vase.)

DON BELTRAN. Ya voy tras vos. Poneos à caballo luego; Mas este celoso fuego Tengo de apagar, por Dios; Que, quitada la ocasion, Menos el daño amenaza; Ya se me ofrece una traza , Pondréla en ejecucion ; Que, si puedo, aquesta noche lia de dejar la posada Don Cárlos desocupada , Aunque yo vele y trasnoche ; Pues el huésped es conocido, Y el dinero poderoso, Y un hombre, si está celoso , Hará lo que un ofendido. Ya se me ofrece una traza, (Vase.)

Salen DON GARCERAN Y SOLANO, de camino.

DON GARCEBAN. Donde tomaste posada? SOLANO. Junto al Carmen. DON GABCERAN.

Preveniste

La cena ?

SOLANO.

DON GARCEBAN. ¿ Qué trujiste?

SOLANO. Un capon, una empanada,

Dos perdices ... DON GARCERAN. Bien las como. SOLANO.

Medio cabrito extremado, Dos gazapos...

> DON GARCERAN. Regalado

Plato.

SOLANO.

¡Tienen tanto lomo! Un gigote de carnero ...

DON GARGERAN. Si està manido, no es malo. SOLANO.

Un jamon ...

DON GARCERAN. Gentil regalo; Has becho buen despensero. SOLANO

De clarete y moscatel Tres azumbres ; que sin vino Está en la mesa el tocino Como cautivo en Argel. DON GARCEBAN.

Yo tengo bien que cenar.

SOLANO.

¿Que es buena cena? DON GARGERAN.

Extremada,

SOLANO. Pues vén, la verás pintada, Que no hay mas que desear, En esta calle primera: Que parece que el pintor Dió à los gazapos primor , Y sazon à la ternera. Nó me dírás, por tu vida, Qué bolson diste á Solano Para que te tenga, ufano, Mesa y cama prevenida?

DON GARCERAN.

Luego ; no tienes dineros?

De qué los he de tener . Garceran, si desde ayer Estamos los dos en cueros?

DON GARCERAN. ¿No te di trescientos reales En Valencia?

SOLANO.

No lo niego; Mas oye la cuenta, y luego Podrás ver si están cabales.

(Saca un papel.)

«Cuenta de lo que Solano Ha gastado en el camino.»

DON GARCERAN.

Y dala tambien del vino. SOLANO.

A fe que está en buena mano; Se enta reales gasté En la maleta y cojin; Por dos mulas di a Machin Noventa, y me vine à pié. Ves, abi tienes la mitad; Item veinte que perdiste, Y dos que à una moza diste, Que tuvo necesidad. Ciento en comida y posada Desde Valencia hasta aqui, Diez y ocho que bebi De vino en esta jornada. ¿Guántos faltan, si has contado, Para los trescientos?

DON GARGERAN.

Treinta. SOLANO.

¿Justos?

DON GARCERAN. Justos.

SOLANO.

En la cuenta Estoy, por Dios, engañado: Que treinta menos cuartillo Al huésped di de señal, Mas, por falta de orinal Me acuerdo, compre un jarrillo, Y con aquesta partida Están los treinta cabales: Mira tus trescientos reales, Y la cuenta concluida

DON GARCERAN.

Toma, vende esta cadena.

SOLANO.

Del dinero ¿qué has de hacer? DON GARCEBAN.

Mientras negocio, comer. SCLANO.

Comer dices? Bien me suena : Mas, gastada, ayunarémos Al traspaso cada dia.

Señor, ¿qué estrella te guia, Que tan mal viaje traemos? Qué pretendes?

DON GARCERAN.

Irme à Flandes Con un entretenimiento. Y entre tanto hacer asiento Con uno de aquestos grandes.

SOLANO.

¡Qué! ¿ quieres servir?

DON GARCERAN.

Solano, El que no sirve no medra; De un olmo quiero ser hiedra Para que me dé la mano. Con el de Pastrana ó Feria Pienso tratallo mañana.

SOLANO.

Con el de Feria ó Pastrana Repararás tu miseria; Que, como grandes señores , No haran las cosas pequeñas. Apostaré que te sueñas General, con sus favores.

DON GARCEBAN. Mul estás con el servir.

Pues ¿no quieres que esté mal? Servir, Senor, à su igual, Es, don Garceran, vivir, Y no à un seŭor soberano, Que has de estar delante de él Como el ángel san Gabriel, Con el sombrero en la mano; Y si llama, con mas olas Ha de ser que tiene el mar. Sin servir puedes pasar; Andate, Señor, a solas, Y si no; vuelve los ojos A aquella Fénix divina. Deja la corte, camina, Concilia tantos enojos, Da la vuelta à Salamanca, Que allí está doña Mencia; Ya conoces su hidalguia, Voluntad segura y franca. Viudo estás, no hay qué temer; Resuélvete, Garceran; Que alli esperandote estan Con hacienda y con mujer. Mas cuando della me acuerdo, Y de tu fiera mudanza, Mi imaginada esperanza. Como los sentidos, pierdo.

DON GARCERAN. Dices bien, que fué rigor, Mas no lo pude excusar; Que dejarla fué estimar, Como era justo, su honor.

SOLANO

Pues decirle à la partida : «Quedad con Dios,»; qué importaba?

Deja esa materia, acaba. Ay ausente de mi vida!

SOLANO.

¿ Hay intervalos , Señor? ¿ Qué discurres à que sientes? DON GARCERAN.

Memoria, no me atormentes Con tan extraño rigor,

SOLANO. Date la viuda cuidado?

DON GARCERAN.

Y aun acabarme podria.

SOLANO.

; Necedad! Toma alegría; Mira este famoso Prado, Esta mezcla de colores En jardines diferentes, Bullir y saltar las fuentes, Reir y alegrar las flores. Los varios coches que en tropa Discurren por la alameda, Que, hiriendo el viento en la seda, Caminan con viento en popa; Las damas que à los estribos, Con su donaire español, Con sa donate espanol, Salen, dando luz al sol, Como à su galan cautivos; Esta confusion, que espanta, Y esta grandeza, que admira, De tanta verdad mentira, Que se celebra y se canta; De tanto amor sin amor, De tanta gente perdida, De tanta bárbara vida, De tanto gentil señor; De tanto à pié caballero Que se ve y se disimula, De tanto bonete y mula, De tanto mulo y sombrero; De tanto ciego con vista, De tanto malo buen hombre, De tanto sábio sin nombre, De tanto loco alquimista; De tanto ingenio abatido, De tanto necio encumbrado, De tanto ingrato, olvidado Del favor que ha recibido; De tanta dama pelota, De tanto galan pelote, Que se viste y come à escote De lo que la pobre escota.

DON GARCERAN. ¿Has de hablar hasta mañana?

SOLANO.

Mucho la ocasion provoca; Por Dios, que me iba de boca, Y hablaba de buena gana.

DON GARCERAN. Retirate aqui, Solano; Verémos pasar la gente.

Salen EL CONDE HORACIO, ALE-JANDRA y RUGERO.

BORACIO. Fresco está el Prado.

Excelente.

HORACIO.

Lindo sitio.

Y linda mano,

Gentil mujer.

SOLANO.

Por mi fe,
Que es buena ropa.

HORACIO.

Avisarás al cochero

Que de la vuelta.

Si haré.

ALEJANDRA.

(Vase.)

Entrarme en él es mejor; Que apearme ha sido exceso , Y temo algun ruin suceso. Hacelde llegar, Señor; No quiera mi desventura Traer por aqui à mi hermano. DON GARCERAN. Gallarda mujer, Solano.

SOLANO

¿Hay ya nueva picadura? ¿Hiriote con ballestilla El dios ciego y herrador?

HORACIO.

Mi bien, aqueste temor Con razon me maravilla; ¿Tan poco mi fe te debe, Que un flaco temor te impide? ALEJANDBA.

¿Flaco te parece? Mide
Con mi amor tu gusto breve;
Verás, Conde, si es razon
Que tema, como mujer,
Lo que puede suceder
En semejante ocasion.
Don Beltran anda celoso,
Don Juan no sospecha en vano,
Y si es el uno mi bermano,
El otro se llama esposo.
No quieras paguen mis ojos
Lo que han de sentir perderte.
¡Ay Dios, qué trance tan fuerte!
¡Qué ciertos son mis enojos!
Muerta soy, Conde.

HORACIO.

¿Qué viste?

ALEJANDRA.

A mi bermano y don Beltran.

¡Bravo temor! ¿ Dónde están?

Hácia acá vienen; ¡ ay triste! Perdida soy; negra noche, Apresura tu carrera. ¡ Ay Dios! si el coche viniera.

Sale RUGERO.

Aqui està, Alejandra, el coche.

Repórtate.

ALEJANDRA.
No es posible;
Que temo ser conocida.
HORACIO.

Toma el coche.

ALEJANDRA.

Estoy perdida. (Vase.)

Y de cobarde, terrible.

SOLANO,

Ya toma el coche.

DON GARCERAN.

Turbada •

Parece que va; cayó.

No estuviera cerca yo! Bien vestida está y calzada!

Qué viste?

SOLANO.

Lo que encender
Pudiera un mármol: manteo
Que lo guarneció el deseo ,
Que no hay mas que encarecer;
Algo de la media y pié ,
Que , con un zapato justo ,
Parece que brinda al gusto
Para descalzarle , á fe.
Mas parecióme tener
Una falta , y no lo es;
Que tener grandes los piés
Es sobra en una mujer,

En qué extraña confusion
Estoy metido, pues veo
A riesgo lo que desco.
Y en la mano la ocasion.
Si voy con ella, destruyo
Su opinion; y si me quedo,
A ley de quien soy, no puedo
Excusar lo que rebuso.
Si el coche ven, por las pias
Han de conocer su dueño;
En grave ocasion me empeño,
Desdichas son estas mías.
Qué solo que me han dejado
Mis criados! Ni un amigó
De los que comen conmigo
No descubro en todo el Prado;
Pero alli está de camino
Un hombre, á lo que parece;
Que en é! el cielo me ofrece
Todo mi bien imagino.
¿ Caballero?

solano. ¿A quién, Señor,

Llamais?

HOBACIO.

A los dos.

SOLANO. Decí:

«; Ah caballeros! » que asi Os responderán mejor.

DON GARCEBAN. ¿ No callarás, majadero?— ¿ Qué manda vuestra merce?

BORACIO.

En vuestro talle se ve Que sois noble caba!lero.

oble caballero.

Si importa serlo, Señor,
Para serviros, yo he sido
Desgraciado, aunque he tenido,
Siendo humide, algun valor;
Y si con él puedo y valgo,
Me podeis, Señor, mandar,
Y de mi os asegurar
Como del mejor hidalgo.

HORACIO.

De que lo sois, muestra clara Me da vuestra gentifeza, Porque se ve la nobleza En el lenguaje y la cara; Pero, porque cierta dama De prendas y de valor, Con la tardanza, su honor Se aventura y se disfama . No quiero el tiempo gastar En ofrecimientos vanos; Que con términos mas llanos La merced pienso pagar. Solo os suplico, entre tanto Que pongo á salvo aquel coche, Si ya no quiere la noche Encubrirle con su manto, Detengais dos caballeros Que por aqui han de pasar, Sin que deis, Señor, lugar A desnudar los aceros. El uno es mozo y galan, Y el otro, aunque cano y viejo, Es su brio y su despejo De un valiente capitan, Plumas trae negras y espada Guarnecida de atanjia; Si errais las señas, seria Perderme en esta jornada. DON GARCERAN.

No teneis mas que informarme. Seguid el coche, Señor; Que en ocasiones de honor

#### LA FÉNIX DE SALAMANCA.

Se muy bien aventurarme. Las señas son conocidas: Bien podeis, Señor, partir; Que aquí están para os servir Dos espadas y dos vidas. HORAGIO.

Bésoos las manos mil veces. -Cielos amigos , seréis De aquesta amistad jueces.

(Vase.) DON GARCEBAN.

¿Donde vas tú?

SOLANO. A detener

Las mulas en que venimos Aunque al paso que trajimos, Postas seran menester. BON GARGERAN.

¿Para qué son postas, loco?

SOLANO. Mal discurres, Garceran.

DON GARCERAN. Presto vaguidos te-dan.

Siempre me estimas en poco; Mas hazme un placer, Señor, De admitir lo que imagino; Que el consejo tras el vino No suele ser el peor. Sin saber quién es el hombre Que de aqui partió ligero, Su informarte primero De su calidad y nombre, Te has empeñado á estorbar A dos hombres este paso; Ves aqui que paso à paso Llegan y quieren pasar; ¿Que has de hacer, si su porfia Fuese tan grande, en rigor, Que juzgasen por temor Hablarles con cortesia? No es lance, no es ocasion Para venir à las manos, Si son los dos cortesanos. Y tú de buena opinion? Pues si renimos, ¿hay vidas Para este acero sangriento? Y en tal caso es de momento

DON GARGEBAN. Has discurrido, Solano, Con el temor, altamente; Siempre el cobarde es prudente.

SOLANO.

Como el atrevido insano. DON GARCERAN.

Tener postas prevenidas.

No tienes que prevenir Ni de qué tener temor ; Que el cielo lo hará mejor Que tu lo sepas pedir. si los dos que recelas Acertaren à pasar , Huir podràs sin matar , Pues no te faltan espuelas ; Que yo tengo de acudir A quien estoy obligado : Que la palabra que he dado, Fué de esperar, no de huir. Y cuando hacer bien se ofrece, Sin saber à quién se hace, Es lo que mas satisface, Que aquello mas se agradece.

SOLANO.

Bien dices; mas digo mal. Sin saber si cena à oscuras Este por quien le aventuras. O con un cirio pascual; Si es merced o tú ni vos. Senoria o excelencia.

Por quien se pueda en conciencia Renir y matar à dos; Que seria gran desastre Ser este tal hidalgote Un escudero guisote O por gran ventura un sastre.

DON GARCERAN.

Sin duda que es caballero.

SOLANO.

¿Caballero? ¿ En qué lo vistes?

DON GARCERAN.

¿ Los guantes de ambar no olistes? SOLANO.

¿ No podria ser guantero?

DON GARCERAN.

Espera; que aquestos son. SOLANO.

Tentemos la de Bilbao; Annque estuviera en el Grao Mejor que en esta ocasion.

#### Salen DON BELTRAN Y DON JUAN,

DON JUAN. No ha de encubrirles la noche La libertad de los dos.

DON BELTRAN.

Aguijemos; que, por Dios, Que van juntos en el coche.

DON JUAN.

No tomaremos razon Si han pasado por aquí? DON BELTRAN.

¿ Qué hay que tomar? Yo los vi.

DON JUAN.

Ciega mucho la pasion; Informémonos primero.

DON BELTRAN.

Qué flema teneis extraña! Oh! ¡ Nunca viniera à España! Informáos pues.

> DON JUAN. Caballero,

¡Hà rato que estais aqui? DON GARCERAN.

Todaesta tarde.

DON JUAN.

Ha pasado Por aqui un coche encarnado?

DON GARCERAN.

Un coche no, coches si.

DON BELTRAN.

De este tiran cuatro pias, Que gobiernan dos cocheros.

SOLANO.

Llevan libreas?

DON JUAN.

Vaqueros

Azules.

SOLANO.

Habrà diez dias Que ese coche vi en Valencia, Y en el al Virey, por Dios.

DON BELTRAN.

No hablan, lacayo, con vos.

SOLANO.

Lacayo con reverencia.

DON JUAN.

No seais hablador , hermano; Que no venimos de humor.

DON GARCERAN.

Este es un loco, Señor. — ¿Que no bas de callar, Solano?— Aunque he visto con cuidado Y admiracion juntamente Aqueste Prado excelente Y los coches que han pasado, No he visto por él pasar, Ni atravesar la carrera, El que decis; yo quisiera...

DON RELTRAN.

Que no hay que nos informar; Que por aqui fué, y la vuelta Tomo hácia Atocha, don Juan.

SOLANO. (Ap.) Don tenemos?

> DON JUAN. Don Beltran ... SOLANO.

Otro don mas? Que hay revuelta ... DON JUAN.

Seguidme.

DON GARCERAN.

Será cansaros; Mas si buscarle os importa, Por otra senda mas corta Que vais, he de suplicaros; Que allí delante, un amigo Está hablando con su dama, Y importa mucho à su fama No tener ningun testigo. Hacedlo, por vida mia, Que en la corte á un forastero Hacer suele el caballero Amistad y cortesia.

DON BELTRAN.

Ya fuera mucho trabajo Y notable desatino Dejar el cierto camino Por buscar incierto atajo: Que para quien va de prisa Es demasiado rodeo.

DON GARCEBAN.

No hay duda, sino que creo Que la ocasion es precisa; Mas correme à mi mayor Obligacion y cuidado Si un amigo me ha dejado Encomendado su honor. Halle esta vez à los dos Gentileza y cortesia, Porque, si pasais, seria Descomponerme; por Dios, Que la mujer es honrada Y el amigo conocido, Y por ventura habrá sido Forzosa la retirada.

DON BELTRAN. Impórtanos conocer

Quién va en aquel coche. DON GARCERAN.

A mi

Que no paseis por aqui. DON BELTRAN.

¿Cómo no?

DON GARCERAN. Aquesto ha de ser-(Meten mano.) SOLANO.

Antes que acuda al reclamo Del chas, chas, alguna gente, Guardaré, como valiente, Las espaldas de mi amo.

Salen DOÑA MENCÍA v LEONOR, que se ponen al lado de Garceran.

Cuchilladas son; acude. DOÑA MENCÍA.

Parécenme forasteros; Aguija.—Paz, caballeros. Paz digo, y nadie se mude.

DON BELTHAN.

Retirémonos, don Juan.

DOÑA MENCIA.

Mucha merced me haréis. (Ap. Ojos , ¿qué es esto que veis ? ¿No es este don Garceran ? No es este el ingrato? ¡Cielos!)

SOLANO. Yo he andado como un leon.

DOÑA MENCÍA.

(Ap. Saber quiero la cuestion. Y; ay de mí, si fué por celos!) Por qué ha sido la pendencia, Podrémos saber, hidalgo? Que aventurar lo que valgo Obliga vuestra presencia.

DON GARGERAN.

Agradezco ese favor
Como venido del cielo;
Que pocas veces da el suelo
Tanta hermosura y valor.
Pero si gustais saber
La causa de esta cuestion. Fué cumplir mi obligacion Y amparar una mujer.

DOÑA MENCIA. Bien ha sucedido, Aqui Me esperad; que no es razon, Si aquesa fue la ocasion, Se quede el negocio asi.

DON GARCERAN.

Aqui os espero.

DOÑA MENCIA. (Ap.)

Leonor.

No te apartes de su lado.

LEONOR.

(Vase.)

¿Importa?

DONA MENCIA. Ser mi cuidado Y mi tormento mayor.

Sale EL CONDE HORACIO.

HORACIO.

Llegué tarde.

SOLANO.

La tormenta, Gracias á Dios que ha pasado.

HORACIO.

Oh! ; Nunca ciñera al lado Espada que así me afrenta! ¿ Qué ha sido aquesto, Señor?

DON GANCERAN.

Lo que no pude excusar.

HORACIO.

A quién tengo de pagar Tanta merced y favor?

A mi, y es bien que celebres Mi valor; que los hidalgos Corrieron, como los galgos Suelen correr tras las liebres.

DON GARCERAN. Óyete, loco, no afrentes Sus espadas sin respeto;

Que anduvieron, os prometo, Bizarros como vallentes.

En todo sois extremado Con superior excelencia: Que el valor y la prudencia Veo en vos en igual grado. Decidme, si sois servido, Vuestro nombre y calidad; Que una perfecta amistad En veros me he prometido; Que con hacienda y persona Os he de servir, Señor; Halle en vos este favor El Conde Horacio Colona

DON GARCERAN.

Perdone vueseñoria Si en algo he andado grosero; Que erré, como forastero.

HORACIO.

Sois la misma cortesia.

SOLANO.

Vueseñoria perdone Mi mala imaginacion. Y tambien, con el perdon, Alguna gracia me done Que, si va à decir verdad, Crei que era en el olor Portugués perfumador O hombre de esta calidad.

DON GARCERAN.

Conozca vueseñoria A Solano , mi criado , Por un hombre en quien no ha entrado Pesar ni melancolia.

#### Sale DOÑA MENCÍA.

DOÑA MENCIA.

Esto está hecho, Señor; La mano me dad de amigo De aquellos hidalgos.

DON GARCERAN. Digo

Que les soy su servidor.

Luego ; matarlos yo puedo

Si los encuentro?

DOÑA MENCÍA. Tambien

Me dad la vuestra.

Está bien.

DON GARCERAN.

Valiente estás.

SOLANO.

Todo es miedo.

HORACIO.

Decidme, y no os divirtais, Lo que os tengo suplicado.

DOÑA MENCÍA.

Si es secreto, aqui apartado Estaré.

BORACIO.

Muy bien estàis. Débole vida y honor A este noble caballero, Soy agradecido, y quiero Saber de quien soy deudor.

DOÑA MENCIA.

El Conde pide razon, Y que el propio gusto tengo Os prometo, y os prevengo Mayor ó igual atencion.

DON GARCERAN. Haré lo que me pedis : Que obligacion es forzosa Si vida tan prodigiosa Con piedad y gusto ois. Mi nombre es don Garceran Cavanillas y Torrellas, Apellidos de mis padres, Don Vicente y doña Greida. Segundo fui de mi casa, Y como el amor heredan Los segundos de los padres, Y los mayores la hacienda. Mientras que vivieron fui El alivio de sus penas, El querido mayorazgo, Su alma y su vida mesma. En medio de sus regalos Y mi mocedad inquieta, Vino á Valencia una dama, Vino á Valencia una dama,
Con sus padres, desde Huesca.
Gente de mediano estado,
Que entre las demás, plebeya
Y la patricia, teniaBuen lugar por su llaneza.
Vila, parecióme bien,
Visité su casa, améla
Tanto, que creció el amor
Hasta casarme con ella.
Sentidos mis padres de ello Sentidos mis padres de ello, Retiráronse á una aldea, Donde acabaron sus dias De vejez y de tristeza. Quedé sin ellos, cargado De obligaciones y deudas , Con un enemigo hermano , Con una mujer á cuestas; Encontrado con mis deudos. Con los suyos en contienda, Porque les pido y se excusan, Porque les hablo y me niegan; Hasta que, de laslimados, Mis deudos mi vida ordenan, Mis alimentos componen Y mis trampillas conciertan. Quisieron que prosiguiese En la ocupación primera; Que acabase mis estudios, Cosa para mi bien récia; Que, graduado, podría, Con mi calidad y letras, Su majestad ocuparme Eu una de sus audiencias. Resolverme fué forzoso, Y dejando en órden puesta Mi casa , y á mi mujer Recogida en Santa Tecla Parti para Salamanca, Y dándome alguna priesa, Llegué, dia de San Lúcas, A aquella insigne academia; Tomé casa y compañía, Que me la hicieron muy buena Dos caballeros hermanos, Naturales de Plasencia. Empecé à estudiar con gana, Y mis trabajos lucieran, Si el catedrático amor De ostentacion no leyera La materia de Arte amandi, Tan llena de sutilezas, Que hube menester pasante Para mejor entendella. Ofrecióse la ocasion, Y un día que à San Estéban

DOÑA MENCÍA. ¡Ay de mi! Leoner, Que aqui mi historia comienza. LEONOR. Qué historia ó qué calabaza?

DOÑA MENCIA. Luego ¿no has estado atenta A lo que dice este ingrato? LEONOR

Si he estado, y soy una bestia. ¿Garceran es este?

DONA MENCÍA. SI,

Calla.

LEONOR.

Callará mi lengua , Pues por un hombre casado Andamos de venta en venta.

DOÑA MENCIA.

Qué quieres? No lo sabia. HORACIO.

Pensamientos no os diviertan; Pasa adelante.

DOÑA MENCÍA. Seror, No os quedeis en San Estéban.

DON GARCEBAN. Digo que vi una mujer, Viuda, hermosa y bella Mas que el sol y que los cielos; Mas no quiero encarecella, Que todo será afilar La espada que me degüella , Y despertar la memoria Que me aflige y atormenta. Solo diré que venia En un coche con dos dueñas , Tocada de honestidad . Y vestida de verguenza. Apeóse y oyó misa, Y aquel rato que en la iglesia Estuvo, me vi en la gloria, Gozando de su presencia. Volvió à ponerse en su coche, Y yo, que estaba á la puerta, Al pasar, todo turbado, La hice una reverencia Mirôme, y hizo lo mismo; Fuese, y dejóme en tinieblas, Naciendo de aquestas vistas Mi cuidado y su querella. Hasta llegar à su casa La segui, supe quién era. Con que se aumentó el deseo De mi temeraria empresa; Que fué casada esta dama Con un tal don Saavedra, Que de un choque de un caballo Murió, entrando en unas fiestas; Y tan principal señora, Que de Guzman y Fonseca Que de Gurmin y rome.
Tenia la mejor sangre,
Y mas de seis mil de renta.
Con estas partes divinas,
Otras le dió el cielo, anejas A su mucha calidad. Tanto, que, por excelencia, Como à otra Safos un tiempo La llamó el milagro Grecia. La Fénix de Salamança Llamaban todos á esta. Procure hablaria y servir Mojer de partes tan bellas . Sin que pasase mi amor Los límites de quien era. Dióme el tiempo la ocasion, La ocasion su corta greña; Asila, y entré en su casa; Con mi termino agradéla, Querer decir sus favores

Serà contar las estrellas. DONA MENCIA. (Ap.) Ay de mi, si este villano Se atreve a mi fama honesta; Que si de lo que no hizo Se alaba, esta daga fiera Le sacará el corazon, Y haré que rabiando muera!

DON GARCERAN. Mas pongo al cielo testigo Que fué con tanta limpieza, Que no la toqué una mano.

DOÑA MENCÍA. (Ap.) Ay Garceran! bien pudieras... Hoy mi vida te consagro, Y mil, si tantas tuviera; Y ¿ qué mujer no da el alma A un hombre de buena lengua?

DON GARCERAN.

Creció con el largo trato Nuestro amor, de tal manera, Que era mi alma una Troya, Y la suya otra Aquileya. Por mancebo me tenia, Y persuadirse pudiera: Que casados estudiantes Muy pocas veces se encuentran. Enternecióme su engaño, Y lastimóme la afrenta Que de ofendella y burlalla A su honor venir pudiera; asi, resuelto à morir A las manos de la ausencia, Que no à ofender el cabello Mas corto de su cabeza . A la ocasion di de mano Venci mi propia flaqueza, Vener ini propia isaqueza; Dejé libros , cartapacios , Amigos , ciudad y escuelas; Y sin hablarla palabra Ni escribir solo una letra , Solo con este criado A mi casa di la vuelta. Turbose mi fiero hermano, Cayó mi mujer enferma : Que aparecerse así, acaso Sangre y corázon altera. Sintió en mis ojos la causa, Y crecieron las sospechas De mi amor, su enfermedad, Y acabó con su carrera. Lloré su muerte temprana; Que no hay vida tan entera, Que no la consuman celos que no la acaben penas. Viudo, quise partirme A Salamanca, y lo hiciera, Que la fe me aseguraba De aquella adorada prenda, Si un amigo con quien tuve Alguna correspondencia . Que trataba de casarse Por cierto no me escribiera. Di crédito à sus razones ; Que si se muda en presencia La mujer sin ocasion , Ausente ; qué hará? Y con ella Al fin mudé parecer ; Y partiendo de Valencia , A aquesta corte he venido A pretender por la guerra , Para que en Italia ó Flándes , Sí se rompieren las treguas , Acabe con mis desdichas Una pistola francesa.

HORACIO. Suspenso me habeis tenido. Garceran, y entre las cosas Que he oido maravillosas, Ninguna me ha parecido Tan digna de admiración Como, amando y siendo amado, Dejar un hidalgo bonrado Perder tan buena ocasion;

Porque pocos, os prometo, Tuvieran tanta cordura; Que siempre el que ama procura Que llegue su amor á efeto.

DOÑA MENCÍA. Anduvo don Garceran Como honrado caballero.

HORACIO.

No hay negaros lo primero; Pero el hizo mal galan.

DOÑA MENCÍA.

Peor fuera ofender la fama De tan principal mujer.

HORACIO.

La ocasion no ha de perder. Señor don Cárlos, quien ama; Y quédese comenzada La cuestion para otro dia; Que de Garceran querria Saber si tiene posada.

DON GARCERAN. Si, Señor ; que mi criado La tiene ya prevenida,

HORACIO.

La mia os tengo ofrecida, Si de ella no estáis prendado; Que caballos y dinero Tendréis à vuestro servicio.

DON GARCERAN.

Serviros, Señor, codicio, Que es el premio verdadero; Mas vino en mi compañía Un caballero, y los dos Posamos juntos.

> HORACIO. Sin vos

Voy descentento, á fe mia; Pero aguardaréos mañana A comer.

DON GARCERAN.

Iré à recibir

Merced.

HORACIO. Bien sabréis cumplir.-Tù tambien.

SOLANO. De buena gana. (Vase el Conde Horacio.)

DOÑA MENCIA.

Por ganarme por la mano El Conde, no os he ofrecido Lo que él mismo...

> DON GARCERAN. Agradecido

Os estoy.

SOLANO.

Y está Solano.

DON GARCERAN.

Yo os juro, a fe de quien soy, Que he estimado conoceros Tanto, que solo con veros, Mirando mi bien estoy; Que sois del original Mas bello que formó el cielo Perfectisimo modelo Y retrato natural; Y no ospese parecer A aquella Fénix divina; Que beldad mas peregrina No alcanza humana mujer.

DOÑA MENCÍA.

Antes me quiero estimar En mas de lo que hasta aqui , Pues habeis hallado en mi Cosa que os pueda agradar; Y si estriba en mi presencia

EL DOCTOR MIRA DE MÉSCUA.

Parte de vuestro contento, No haré, os juro, ni un momento De vuestros ojos ausencia.

Sale RIVERA.

BIVERA-

¿Señor don Carlos?

DOÑA MENCÍA. Rivera

¿ Hay en qué os pueda servir?

RIVERA.

Véngoos , Señor , à pedir Una cosa harto ligera Para vos, que para mí Es, don Carlos, bien pesada; Que vos hallaréis posada Mucho mejor que os la di; Pero tal huésped, seria Toparle grande aventura.

DOÑA MENCÍA.

Pues ; quién quitarme procura Mi posada?

Dicha es mia. Por el Rey está tomada Para cierto embajador, Y aquesta noche, Señor, Ila de estar desocupada; Que ya la ropa han traido.

DOÑA MENCIA.

Y ¿ la mia?

RIVERA.

En mi aposento La meti. En el alma siento Ne haberos mejor servido; Pero volveréis, que presto Se irá aqueste embajador; Que me debeis mucho amor, Y habeis de pagarme en esto.

DOÑA MENCÍA.

De diferente manera Lo siento; que es gran ganancia Tener huésped de importancia.

RIVERA.

No, por vida de Rivera.

DOÑA MENCIA.

Vé tú, y búscame posada, Jaramillo, y acomoda La ropa.

DON GARCERAN.

Llévenla toda A la que tengo tomada; Que alli cerca de la mia Os armarán una cama;

DOÑA MENCÍA.

Por ventura tendréis dama, . Y no querrá compañía.

DON GARCERAN

No la tengo, por mi vida. DOÑA MENCÍA. Paes con esa condicion

La aceptaré.

LEONOR. Es esta? Que vas perdida.

DOÑA MENCÍA.

Antes me pienso ganar, Leonor, por este camino.

LEONOR.

Yo seré mal adivino , Si no hubiere que llorar.

DON GARCERAN. Venid; sabréis mi posada.

SOLANO.

¿Es Jaramillo voacé?

LEONOR. SOLANO.

Yo soy.

La mano me dé Por amigo y camarada; Que la cama es buena y ancha, Limpia la ropa y el hombre, Que por la cara y el nombre Yo haré que metan ensancha; Que de ese nombre un pariente Tengo en Alcalà, y honrado, Que goza, à fe de soldado, Libros y vino excelente.

Toco, y haga buen provecho Lo que hubiéredes bebido.

SOLANO.

Es el capon escogido. LEONOR.

Adios, Rivera.

(Vanse todos, menos Rivera.)

RIVERA.

Esto es hecho,

Oue de esta suerte asegura El Capitan sus recelos; Que con dineros y celos , No hay cosa que esté segura.

# JORNADA SEGUNDA.

Salen SOLANO Y LEONOR.

LEONOR.

Bien has comido, Solano.

SOLANO

Y bebido, Jaramillo; Que el clarete y el tiutillo Andaban de mano en mano; Pero, por Dios, que no estabas Despacio, á mi parecer, Si despues de bien comer, Los huesos mondos chupabas.

LEONOR.

Todos comimos, Solano; Pero en el beber me diste Quince y falta...

SOLANO.

Bien dijiste: Mas soy montañes, hermano, Y como la tierra es fria, En naciendo nos dan vino. Y con esto y con tocino Medra el muchacho y se cria; Y asi, aunque beha del santo, Que es lo que alborota mas, Borracho no me verás, Alegre si tanto cuanto.

LEONOR.

Luego; no lo estás, Solano? SOLANO.

Algo siento en la cabeza, Mas remedio esta flaqueza Con acostarme temprano; Pero si duermo tan mal Como anoche, en cuatro días Las tristes lágrimas mias En piedras harán señal,

LEONOR.

El nuevo huésped lo haria; Mala noche te habré dado.

SOLANO.

Qué! ya estoy acostumbrado A dormir con compañía.

Mas no sé yo qué senti, Que estuve muy inquieto ; Aunque si guardo secreto , Tù me dirás...

> LEONOR. (Ap ) ¡Ay de mi!

Si sabe que soy mujer, Perdida soy.

> SOLANO. No te alteres.

LEONOR.

¿Yo? ¿De qué? (Ap. ¡Pobres mujeres!)

SOLANO. No hay que negar.

LEONOR.

¿ Qué he de hacer?

SOLANO.

(Ap. Verdad es lo que sospecho.) De hoy mas podrá Jaramillo Buscar amo.

LEONOR. (Ap.)

Que un ovillo Me hiciese tan sin provecho!

SOLANO,

Que no es delito, Señor, Que por muchos buenos pasa, Que el remedio tiene en casa, Y la unturilla mejor; Que una sarna se repara Con mucha facilidad.

LEONOR.

Yo sarna?

SOLANO.

¿Y es calidad Mentir en cosa tan clara?

En mi vida la he tenido. ¿Hay tan fiero pensamiento?

Luego ; yo soy el que miento? Muestra. (Mirale las manos.) Mal he Limpio estás. [presumido; LEONOR.

Y ¿era, Solano, Aqueste el secreto?

SOLANO.

De qué te ries ?

LEONOR. De mi;

Suelta, déjame la mano.

Déjola ; mas, Jaramillo, Si no es sarna, yo soy muerto , Que algun contagio encubierto Debe de ser, no hay sufrillo; Porque cuando te acostaste Cierto olorcillo me diste, Con que el alma me encendiste Y las entrañas me helaste; Y tras esto, un comezon, Un fuego vivo, una llama, Que ni yo cabia en la cama, Ni en el cuerpo el corazon; Y si acaso me extendia Y con los piés te tocaba, Un no sé qué me picaba Que como pulga mordía ; Y con aquesta inquietud Tuve noche toledana. Jaramillo, una manzana Es mi vida y mi salud; Si eres, como soy tu amigo, Di la verdad, no la niegues;

Que no es razon que me pegues Peste por dormir contigo. Que tienes?

LEONOR. ¿ Què he de tener?

Pues responderme procura A este picar y comer. LEONOR.

Bien presto estás respondido. Solano, el vino es calor, Y tanto, cuanto es mejo Tiene de fuego escondido Tu bebes mucho entre dia, Y lo mejor, ¿ no ha de estar, Cuando te vas à acostar, Helada la sangre y fria? Deja tù , pues, de beber, Y dormirás sosegado; Que de ser tú destemplado Nace el picar y el comer.

No me dejas satisfecho; Que otras veces he bebido Mas que ayer, y no he sentido Comezon tan sin provecho. Mas esta noche sabrémos Si me quita el sueño el vino.

LEONOR. (Ap.) Que este sospecha, imagino, Que soy mujer.

SOLANO.

A fe que no esteis entero, Pues que tanto os recatais, Ni que conmigo durmais Si no os registro primero. (Vanse.)

Salen EL CONDE HORACIO, DON GARCERAN, RUGERO Y DOÑA MENCIA.

HORACIO. Ponganos de presto el coche, Rugero, y ten prevenida Mas temprano y mas cumplida La cena, y no a media noche.

DON GARCEBAN.

Si de esta suerte tratais, Señor, á los convidados, Si os parecieren pesados, De serio la causa dais; Que fué tanta la abundancia De los manjares preciosos, Que à los festines famosos Exceden de Italia y Francia; Que parece que à porfia Vertian cada momento En la mesa el mar y el viento, Pescado y volatería

HOBACIO.

Garceran, siempre à mi mesa Se sirve un bnen ordinario, Y alabar no es necesario Su abundancia, que me pesa; Que aquesta ha sido comida Como para cuatro amigos, Que para los enemigos Se adereza mas cumplida; Que un extranjero granjea Con esto las voluntades Para sus necesidades, Ya que otra cosa no sea.

. SOLANO.

Mas ; qué bien que te acudieron Los que te comen un lado, DD. C. DE L.- H.

Aquel dia que en el Prado En estrecho te pusierou! Cree que no hay que esperar De aquestos comelitones, Que de ellos y somajones Hay muy poco que flar; Porque saben acudir Con mucha mas aficion Al doblon que à la ocasion, A comer que no á renir.

HORACIO.

Digo que estás excelente, Y con la cuestion del Prado, Has, Solano, despertado Mi descuido impertinente Que el papel que me escribió El Capitan no he leido.

DON GURGEBAN. Extraño descuido ha sido.

Pues ¿quién comiendo leyó? Que papeles que se envian Estando el hombre sentado A comer, piden prestado, Si acaso no desafian; Que, como es hora tan cierta, Pegan luego, y es mejor, Mientras comieres, Señor, Mandar que cierren la puerta; Que tal papel puede ser El que te dieren comiendo, Que te relaje, leyendo, El deleite del comer.

(Lee el Conde Horacio para sl.)

DON GARCERAN

Elocuente estas.

SOLANO.

El vino Habla como un Ciceron.

DOÑA MENCIA.

¿ Qué os escribe?

BORACIO.

Celos son.

DON GARGERAN. Parece que estáis mohino.

HORACIO.

¿Qué hora será?

DON GARCERAN.

¿Qué es aquesto? HOBACIO.

Saber cuantas son quisiera

SOLANO.

Las quince darán bien presto.

DON GARGERAN.

¿Qué os escribe el Capitan? HORACIO.

Bravatas con cortesia; Creo que me desalia. Leedle, don Garceran.

DON GARCERAN. (Lee.)

« Sentimientos con sombra de agravios piden satisfaccion como si lo fuesran; que à no procurarlo, ni yo fuepues por tio y marido, tengo obliga-pues por tio y marido, tengo obliga-cion à solicitar. Con uno de mis ami-gos aguardo à usia en el campillo de poña María de Aragon, à las dos, don-de, si razones no satisfacieren mi que-la habra da ramitilla à la aragon. »ja, habrê de remitilla à las armas.— »De la posada.— Don Beltran.»

HORACIO.

¿Qué os parece?

DON GARGERAN.

Que es el viejo Bizarro, que teme y ama, Que quiere ser de su dama Galan, marido y espejo; Que asegureis su temor, Que es soldado y caballero. Cumpliendo, Conde, primero Con vos y con vuestro honor, Y con tiempo prevenir El suceso y compañía; Y pues son dos, de la mia Os podeis, Conde, servir.

DONA MENCIA.

Ay de mi! (*Ap.* ¡Con qué temores Lucha mi imaginacion!) Mas cuerda resolucion Se puede tomar, señores; Que si reñis, es la dama La que aquí viene á perder, Si no tiene la mujer Mas que perder que su fama; Que dire, sin resistencia, El fiero vulgo atrevido Que por Alejandra ha sido Esta celosa pendencia; Y el olor, si bien se advierte. De una mocedad sabida Se imprime tanto en la vida, Que aun no le borra la muerte.

HORACIO.

Don Cárlos, son excelentes Vuestras discretas razones, Muchas mis obligaciones, Justos los inconvenientes; Que estimo à Alejandra, y quiero Su honor tanto como el mio; Mas rehusar el desafio Es mengua de un caballero. Pues ¿ qué medio podeis dar Que asegure este temor ? Porque si acudo al amor, La honra ha de peligrar.

DOÑA MENCÍA.

Cumplir podeis facilmente, Conde, con entrambas cosas; Que ni son dificultosas Ni tienen inconvenientes. A las dos ha de aguardar El Capitan; si es pasada La hora determinada, Llegar tarde no es llegar ; Y si el papel con cuidado Leistes, no os desafia, Antes se queja, y sería -El responderle acertado; Mas ha de ser de tal suerte. Que de lo que está sentido No os deis vos por entendido.

DON GARGERAN.

Muy bien don Cárlos advierte.

DOÑA MENCIA.

Aquesto, don Garceran. Es lo que importa; que pasa El dia, y se va à su caso A cenar el Capitan; Cena, acuéstase temprano, Y á la mañana despierta Con resolucion mas cierta Y con parecer mas sano. Levantase y oye misa, Ve a Alejandra, y sus enojos Olvida, viendo sus ojos, Sus celos, viendo su risa. Y Alejandra de su parte Ablandará sus rigores; Que Vénus con los favores Templó la fuerza de Marte.

HORACIO. Aunque dicen que el consejo Mas seguro ha de tener Mas seguro ha de tener
Tres cosas, porque ha de ser
De amigo, de sábio y viejo,
El vuestro, don Cárlos, sigo;
Porque de las tres, las dos
Están nacidas en vos,
Que soís prudente y amigo.
Y si es mejor responder
Que no ver al Capitan,
Hagámoslo, Garceran.

DON GARCERAN. Mas que escribir se ha de hacer. HORACIO.

Pues ¿hay en qué reparar? DON GARGERAN.

Algo he pensado; escribid. HORACIO.

A mi aposento venid.— Vos, Señor, á visitar Podeis ir, mientras escribo, A Alejandra, estos enojos; Mirad si sienten sus ojos Que es el alma con quien vivo.

(Vanse todos, menos doña Mencia y Leonor.) DOÑA MENCÍA.

Diréle de vuestro amor Mil imposibles.

LEONOR. Es hora

Que te pueda hablar, Señora? DOÑA MENCÍA.

Ni aun agora lo es, Leonor; Que aquestas cosas de Horacio Hacen me olvide de ti, Que para saber de mi No me dan siquiera espacio; Que preguntarte deseo Cómo te va con Solano.

LEONOR.

Con buen gigante villano Con pocas fuerzas peleo. DOÑA MENCIA

¿Tan presto tanta flaqueza?

LEONOR.

Pues veste con él, Señora, No una noche, sino un hora, Verémos tu fortaleza.

DOÑA MENCÍA.

Por ventura ha sospechado Que eres mujer ?

LEONOR.

Desventura Fuera saber por ventura Lo que yo tanto he guardado.

DOÑA MENCIA. Pues ¿ qué hay, Leonor, que te asom-[bre ! LEONOR.

Lo que se puede temer; Lo que se puede temer;
Conocerme por mujer,
Y echar de ver que soy hombre.
Y porque con tiempo trates
Del remedio por rodeos,
Me ha dicho, no sus deseos,
Sino algunos disparates;
Y por eso es mi temor
Mas grande que el que parece;
Que si la ocasion se ofrece,
¿ Qué hará la pobre Leonor?

DOÑA MENCIA.

Alquila una cama luego; Pero mira que es mas sano Asegurar à Solano, No se encienda mas el fuego. Deja pasar unos dias, Y despues de asegurado, Muda cama y deja el lado, Que hace tus flaquezas mias. LEONOR.

Yo lo haré; mas por tu cuenta Y por la de Garceran Correrá si algun desman Sucede.

Ponlo á mi cuenta; Y agora aqui has de esperar A que acaben de escribir, Y á don Garceran DOÑA MENCÍA. Y a don Garceran seguir, Y a de él no te has de apartar; Que es belicoso, y entiendo Que han de salir a buscar Al Capitan, y atajar
Este disgusto pretendo.
Y si pasare adelante,
Leonor mia, como el viento,
Me avisarás al momento.

LEONOR. No habrá rayo semejante. (Vanse.)

Salen DON JUAN, ALEJANDRA, LEONARDO y otros:

DON JUAN. Dejadnos solos; la puerta Lleve Leonardo tras si. ALEJANDRA.

No importa, déjala así.

LEONARDO. ¿ Cierro, ó dejaréla abierta? DON JUAN.

Cierra, acaba.

(Vase Leonardo.) ALEJANDRA.

Y la ventana;

¿Quedarémonos à oscuras? DON JUAN.

Para renir tus locuras Para reñir tus locuras
Lo hiciera de buena gana;
Que es tanta tu liviandad,
Que verte sin luz gustara,
Porque, no viendo tu cara,
Te fiablara con libertad;
Mas, pues tantas atropellas,
Alejandra, sin sentillas,
La vara para decillas
Tendré que tú para hacellas.
Dime, mujer mas ligera
One tu varo y ciero amor. Que tu vano y ciego amor, ¿ Quién, sino tú, con su honor Tan pródiga y loca fuera? No entiendo tus desvarios; Di, atrevida, lo que intentas, Porque la memoria afrentas De tus padres y los mios. ¿Tú con el Conde en un coche, Y a vista de tanta gente, Te paseas libremente, Y tan cerca de la noche? ¿ Qué puedes tù pretender, Sino tu infamia, del Conde? Pero por tí me responde Ser mujer y ruin mujer. ¡Y que estes ya lan perdida Que le quieras por galan, Afrentando al Capitan Y quitándome la vida! Vuelve en ti; con mas cuidado Tu vida traza y ordena; Que la mujer, cuando es buena, Es un reloj concertado; Que el móvil y el fundamento De esta admirable invencion Es la medida razon Y asentado entendimiento. Son las ruedas los sentidos, Que con tardos movimientos Detienen los pensamientos, Cuando pasan de atrevidos. Las pesas son el nivel Con que el bien ó mal obrar Se ha de medir y pesar, Como en un peso fiel. El indice que señala La hora los ojos son, Que dicen del corazon Si la tuvo buena ò mala. Es el volante el temor, Y aquel contino pensar Que ha de correr sin parar
Hasta la muerte el honor.
Despertador, la memoria
De quién es y à quien se ofende,
Cuando deslustrar pretende
De sus mayores la gloria. Es la campana su fama, Que si no la tiene buena, Por mas que la cubran, suena Y entre todos se derrama. Es relojero el cuidado, Que à no tenerle, ha de estar Alborotado el lugar, Y el reloj desconcertado. Y si de ti no le tienes, Siendo à tu honor importante, Del reloj un semejante A ser propiamente vienes. Y así, instrumentos pesados Por fuerza vendreis à ser; Que el reloj y la mujer Suenan mal desconcertados.

Jesus, y qué gracia, hermano, Tienes para predicar! ¡ Qué lenguaje para orar!
¡ Qué accion! ¡ Qué sacar de mano!
¡ Que, segun has ponderado
Mis liviandades y errores,
Son mis delitos mayores
Que el mas horrendo pecado.
¡ Yo hablé al Conde, yo, don Juan,
Con tanta desenvoltura? Con tanta desenvoltura?
Sueños serán, por ventura,
Tuyos ó del Capitan.
Cuanto mas, que si sali
Ayer al campo, ¿en qué erré
Contra la empeñada fe
Qué a mi tio distes y di?
Que si tan leve ocasion
Pudiera descomponer
La borra de una major La honra de una mujer, Buena andaba la opinion. Si han de andar tan concertadas Como el reloj , a fe mia Que en la corte cada dia Oyeras mil badajadas. Y si asi tu lengua infama Su sangre, ¿qué hará la ajena? Mujer ninguna babrá buena Ni honesta, ni limpia fama. DON JUAN.

¿Es agravio con rigor Reprender tu liviandad?

ALEJANDRA.

Fuérzasme la voluntad. Que es el agravio mayor. Cásasme, y al yugo pones Dos novillos desiguales; Mal las partes principales Del matrimonio compones. Y tan designal partido, Cómo quieres que me cuadre, Si à quien puede ser mi padre

Este me das por marido? Mas no me tienes amor; Que, à tenérmele, del Conde Foera mujer.

No se esconde El amor ni el desamor. Dime, ano es tu tio un hombre Rico, principal y honrado, Que por noble y por soldado Es respetado su nombre, Y que le haran del Consejo Por sus servicios mañana Pues ¿qué te cansa, liviana?

ALEJANDRA.

Ser à mi disgusto y viejo.

DON JUAN.

El ser viejo? Pues despacio, Alejandra, y sin pasion El cuidado y ojos pon En la persona de Horacio. Veras mil imperfecciones Desde la planta à la frente. Que ni es galan ni es valiente, Ni luce en las ocasiones, Ni tiene mas calidad Que tu tio, ni es mejor, Ni es de mas fuerza ó valor En su boca la verdad; Y un hombre tan à disgusto De la corte, que la enfada. Si esto es así, ¿qué te agrada?

ALEJANDRA.

Ser mozo y ser de mi gusto.

Oh. infame! (Saca la daga.)

> ALEJANDRA. Jesus! detente;

Daga para mi , Señor ! Envaina; que el resplandor Me matara de repente.

Salen LEONARDO y OLIVERA.

OLIVERA.

Señor don Juan?

DON JUAN.

Olivera,

Wiene el capitan, mi tio?

OLIVERA.

No. Senor.

Te desvario Castigar, loca, quisiera; Mas no faltara ocasion;

Donde queda?

OLIVERA Escucha aparte;

Que hoy reina sin duda Marte.

LEONARDO.

Quejas del Capitan son.

ALEJANDRA.

Ay Leonardo! en grande aprieto Me ha puesto don Juan.

LEONARDO

Por qué?

DON JUAN.

Qué me dices?

OLIVERA.

Lo que sé;

Y la verdad, en efecto, Que yo le lleve el papel.

DON JUAN.

Con quien salió el Capitan?

OLIVERA.

"Con el alfèrez Guzman.

DON. HUAN.

Buen amigo tiene en él. Por ti, Alejandra, por ti Anda la corte revuelta.

ALEJANDRA.

Por mi?

DON JUAN.

Calla, desenvuelta.-(Vase.) Vén, Olivera, tras mi.

ALEJANDRA.

Ay de mi, Leonardo amigo, Detenle, que va enojado.

Si haré, mas será excusado; Que está don Juan mal conmigo.

(Vase.)

ALFJANDRA.

¡ Qué de espinas, amor, entre las flo-De tus deleites tienes escondidas, [res Y qué de dias y horas desabridas En el breve placer de tus favores! [res

¡Qué de pesares siembras entre amo-De glorias y esperanzas prometidas, Y qué de sobresaltos en las vidas

Que asegurar pudieran sus temores! Si eres tan falso, amor, que diverti-

[dos Nos llegamos à ti, ¿ qué dulce engaño Es este, con que, amor, nos traes per-

[didos? Mas ; ay de mi! que, conociendo el

[daño, Juzgamos por tan cuerdos los sentidos, Que tenemos por loco el desengaño.

### Sale LEONARDO.

LEONARDO.

No le he podido alcanzar; Que con los piés parecia Que volaba, y no corria.

ALEJANDRA.

Bien te sabes disculpar.

Salen VILLENA y FUNES, trayendo el uno un vestido de mujer y manto, y el otro unos chapines con virillas de plata.

LEONARDO.

Aquí están Villena y Fúnes.

ALEJANDRA.

Platero y sastre han venido; A mal tiempo es el vestido.

FUNES.

Y el manto?

ALEJANDRA.

El manteo.

FUNES.

El lunes.

ALEJANDRA

Pongale en ese bufete. Y venga por la mañana; Que agora no tengo gana De probarmele,

> FUNES. El ribete

Advierta vuesamerced Que se me debe, y la seda; La cuenta a Leonardo queda. (Vase.)

ALEJANDRA.

Acaben ya; dejenme. Señor Villena; el cuidado Estimo, que va curioso

El joyel, como precioso, Y el san Jacinto extremado.

Aquestas cosas no son De las que cuidado dan, Porque al señor Capitan Tengo mucha obligacion. Pidiome se le buscasen Estas joyuelas tambien, Y si te parecen bien, Que en tu poder se quedasen.

ALEJANDRA.

Y ¿qué son?

Apretadores

De diamantes

ALEJANDRA. Seran caros.

VILLENA.

Tienen fondo y son muy claros Y de lindos resplandores.

No me contentan en nada. Como venga por sus manos.

VILLENA.

Casar viejos cortesanos Con mozas, triste jornada. Al fin , ¿no contentan?

> ALEJANDRA. · No;

Véalos el Capitan, Quizà le contentaran.

No haré tal desórden yo , Si habiéndomelas pedido Horacio , no se las diera.

ALEJANDRA.

Del Conde las recibiera, Como fuera mi marido.

Es gran cosa hombre de estado Y mozo.

ALEJANDRA.

No me dé pena. Y ¿ mis chapines , Villena?

VILLENA.

Aqui los trae mi criado.

ALEJANDRA. Muestra, ¡Qué angostas virillas!

VILLENA. No se usan mas de dos dedos.

ALEJANDRA.

Echan à perder los ruedos: Ya me cansan.

VILLENA. Pues hundillas.

LEONARDO. Hoy no estás de buen humor.

ALEJANDRA. Estoy, Leonardo, perdida; Cánsame mi propia vida.

LEGNARDO.

¿ Qué tienes?

ALEJANDRA. Miedo y amor, VILLENA.

No quiero daros disgusto.

ALEJANDRA.

Toma, guarda esos chapines. (Ponen los chapines con el vestido sobre la mesa.)

VILLENA. No prometen buenos fines Bodas con tan poco gusto.

ALEJANDRA.

(Vase.)

¿Fuése Villena?

LEONARDO. Ya es ido.

ALEJANDRA.

¡ Qué oficiales tan pesados! Con ellos y mis cuidados Se cansará el mas sufrido.

LEONARDO.

Don Cárlos viene, Señora.

Sale DOÑA MENCÍA.

DOÑA MENCIA.

¿Bella Alejandra?

ALEJANDRA.

Mis males No son, Leonardo, mortales, Pues mi suerte se mejora. DOÑA MENCÍA.

¿En qué puedo yo serviros?

ALEJANDRA.

Tomá esta silla, y sabréis Mi dolor, pues conoceis La causa de mis suspiros. — Y tú con atentos ojos Mira desde ese balcon Quién entra ó sale.

> LEONARDO. Ocasion

(Vase.)

Es para nuevos enojos.

DOÑA MENCÍA.

Quisiera con mas espacio Y con mas gusto escucharos; Que sabeis tan bien quejaros Como atormentar à Horacio.

Si supiésedes, Señor, Lo que por él ha pasado, En mas hubiera estimado El Conde mi fe y amor; Que el cuchillo à la garganta Puedo decir que he tenido, Que de un hermano atrevido Fué crueldad fiereza tanta.

DOÑA MENCÍA.

Tanto rigor no es posible, Si no es con grande ocasion; Que sin ella la pasion No hace à un hombre tan terrible.

ALEJANDRA.

¿ Qué mayor que la pasada, Y conocer que à su tio Trato con tanto desvio, Y estuve tan apretada?

DOÑA MENCÍA.

Pues de aquesos disfavores, Asperezas y desvios Nacen otros desvarios, Y por ventura mayores. Sabed que ha desafiado Hoy el Capitan al Conde.

ALEJANDRA.

Siempre, Señor, corresponde Con el temor el cuidado. Este suceso temi; Que mi corazon leal Pronosticó tanto mal.

DOÑA MENCÍA.

No os alboroteis; oi, Que por hoy está seguro Que ningun desman suceda." ALEJANDRA.

¿Quién hay que atajarlo pueda? DOÑA MENCÍA.

Yo, Alejandra, lo procuro, Y con el mismo cuidado Un principal caballero.

ALEJANDRA.

¿Quién es?

DOÑA MENCIA. Aquel forastero, Tan valiente como hourado, Que por el Conde y por vos Puso en peligro su vida.

ALEJANDRA.

De amistad tan conocida Somos deudores los dos. Deséolo conocer Por lo que de su persona Me ha dicho Horacio Colona. DOÑA MENCÍA.

Sabelo muy bien hacer; Él os vendrá á visitar.

ALEJANDRA.

Decidme, Señor, ¿ mi tio Fué quien hizo el desafio? DOÑA MENCÍA.

Y el que habeis de regalar.

ALEJANDRA. ¿ De qué suerte , si es el Conde El dueño de mis sentidos?

#### Sale LEONARDO.

LEONARDO.

Señora, somos perdidos.

ALEJANDHA.

¿Qué dices? Habla, responde. LEONARDO.

Que con don Juan, mi señor, Viene el capitan.

ALEJANDRA.

¡Ay triste! ¿Qué pecho humano resiste Nuevas de tanto dolor? Que si aquí os halla don Juan, Temo alguna desventura, Y mayor me la asegura La furia del Capitan.

DOÑA MENCÍA.

¿Llegan cerca?

LEONARDO.

En esa esquina Están parados habiando. DOÑA MENCÍA.

Una traza estoy pensando.

ALEJANDRA.

Yo mi muerte.

. DOÑA MENCÍA.

Es peregrina. Dadme de presto un vestido De los vuestros; que ya he estado Otra vez tan apretado. Y esta traza me ha valido; Que la cara, talle y brio No lo han de echar á perder; Que yo harê que por mujer Me tengan tu hermano y tio.

ALEJANDRA.

Pnes vele aqui ; que parece Le tenia prevenido Para este efecto.

DONA MENCÍA. Nacido

Me vendrá.

LEONARDO.

A vestirse empiece: Que yo á la puerta estare, Y avisaré con cuidado.

ALEJANDRA.

¿Hay tal? El talle es pintado. DOÑA MENCÍA.

¿Parezco bien?

ALEJANDRA.

Bien, à fe.

DONA MENCIA.

Yo soy muy lindo y bien hecho. ALEJANDRA.

¡Qué buenas piernas y piés!

DOÑA MENCÍA. Esto para ti no es Ni de gusto ni provecho. Esconde aquestos despojos, Pues con estos me renuevo.

ALEJANDRA. (Ap.) ¡Ay Dios, qué gentil mancebo! Tras él se me van los ojos.

DOÑA MENCIA.

¿Hay chapines?

ALEJANDRA.

Si.

DONA MENCÍA

Pues muestra.

ALEJANDRA.

¿Caerás con ellos?

DOÑA MENCÍA.

No haré; Que tiento da al que no ve,

La necesidad, maestra. ¿ Ando bien?

· Tiénesme loca;

De tu destreza me espanto; ¿ Quieres toca?

DOÑA MENCÍA.

No; que el manto Me podrá servir de toca. Puede alguno, por ventura, Juzgarme por hombre?

ALEJANDRA.

Porque el cielo igual te dió El ingenio y la hermosura. Qué bien te está el traje!

LEONARDO.

Que suben ya la escalera.

ALEJANDRA.

Oigo.

LEONARDO.

; Jesus!

ALEJANDRA. ¿ Qué te altera?

LEONARDO. Ver un ángel de improviso. Que el hábito y el semblante Al mas tentado provoca.

ALEJANDRA. Leonardo, sella la boca Con este rico diamante.

(Dale una sortija.)

LEONARDO.

No hablaré mas que una piedra. Hay mas graciosa invencion?

#### LA FÉNIX DE SALAMANCA.

Salen DON BELTRAN y DON JUAN.

DON JUAN. Dar lugar à la pasion, Y en tal caso ¿qué le medra? Dejaldo, si sois servido; Que estas son cosas pesadas.

DON BELTRAN,

Con darle dos cuchilladas Estuviera concluido.

ALEJANDRA.

Hermano, tio y señor, Hoy sin verme? ¿Qué es aquesto? Tanto descuido tan presto, Señal es de poco amor; Que à no haberme divertido Con esta dama, mi amiga, La soledad enemiga Mucho la hubiera sentido.

DON BELTRAN.

Alejandra , si entendiera Que divertirte podia , Todas las horas del dia Te regalara y sirviera; Pero, como estoy tan cierto Que mi vista te da enojos, Y que en mi pones los ojos Como en un cadaver muerto, Retirome, porque veo Que te doy disgusto en verte, Privandome de esta suerte De aquello que mas deseo.

DONA MENCIA. Ella me ba dicho, os prometo,

De vos dos mil excelencias. DON BELTRAN.

Que todas son apariencias. DOÑA MENCIA.

Todo es amor y respeto.

ALEJANDRA.

Siempre he sido desgraciada Con mi tio; estoy corrida De ver que no sea creida Cuando estoy menos culpada, DON JUAN.

Leonardo, ; no echas de ver Cuán trocada está mi hermana?

LEONARDO. De la noche à la mañana No bay firmeza en la mujer.

DOÑA MENCIA.

Terrible descontianza.

DON BELTRAN.

Efectos son del amor.

DON JUAN.

Leonardo, ;ay de mi!

LEONARDO.

¿Señor ? .

DON JUAN. Mira qué nueva mudanza. Sabes quién es , por tu vida, Aquesta hermosa mujer?

LEONARDO.

Bien, á fe.

BON JUAN.

(Ap. ; Tan presto arder! Tan presto el alma rendida!) No respondes?

LEONARDO.

Una amiga De tu hermana. (Ap. ¡Hay tal suceso?) DON JUAN.

Ay, Leonardo ! pierdo el seso.

LEONARDO.

¿Qué tienes?

Amor lo diga.

Y ¿sabes cómo se llama?

LEONARDO.

No lo sé. (Ap. ¡Gracioso loco!) DON JUAN.

Ni donde vive?

LEGNARDO. Tampoco.

DON JUAN.

Tanto mas crece mi llama.

DON BELTBAN.

Digo que vivo engañado, Y en albricias del favor, Los quilates de mi amor Prueba en la fe que te he dado.

LEONARDO.

¡Qué! ¿ te has ofendido?

DON JUAN.

Mira,

Leonardo, aquella mujer, Y podrás echar de ver Lo que suspende y admira. Mira en sus ojos dos soles, Que despiden claros rayos, Y en sus mejillas dos mayos Con nativos resplandores. Mira en su boca cifrado Un paraiso terreno , Y mira un cielo sereno En toda junta pintado.

LEONARDO.

¿ Hay tan extraño accidente? Señor, vuelve en ti, ¿qué es eso? Que todo es de carne y hueso, Ojos, mejillas y frente. Quiérote desengañar; Mas será echarlo á perder.

DON BELTRAN.

Quiero, sobrina, creer Lo que pudiera dudar.

Sale OLIVERA.

OLIVERA.

Un criado quiere hablarte, Del conde Horacio.

DON BELTRAN.

Olivera,

Dile que ya salgo fuera.— Don Juan, escucha à esta parte.

ALEJANDRA.

De quién ha sido el recado, Que se dió con tal secreto?

DON BELTRAN.

De un amigo, te prometo. ALEJANDRA.

¿Amigo, y tan recatado?

DON JUAN.

Decis bien; ya no se excusa, Como el recado primero. ALEJANDRA.

¿Donde vais?

DON JUAN.

Un caballero

Nos aguarda.

(Vanse todos, menos doña Mencia y Alejandra.)

ALEJANDRA.

Estoy confusa .-Don Cárlos, el corazon Me dice que es el recado Del conde Horacio.

DOÑA MENCÍA.

Cuidado

Me da tu imaginacion; Pero de él saldré bien presto Ayudame á desnudar.

ALEJANDRA.

Mira que vuelven á entrar. DOÑA MENCIA.

¿Jaramillo?

Sale LEONOR.

LEONOR.

¿ Qué es aquesto? Señor, ¿qué invencion, qué traje Es aqueste, qué vestido?

DOÑA MENCÍA.

Despues sabrás lo que ha sido. ALEJANDRA.

Don Cárlos, ¿ es vuestro el paje?

DOÑA MENCIA.

Mio es, y de él sabrémos Aquello que recelamos, Porque tanto cuanto amamos Viene á ser lo que tememos. ¿ Dónde queda Garceran , Jaramillo?

LEONOR.

Con Horacio Le dejo junto à palacio, Esperando al Capitan, Que para darle un recado Le salió à buscar Rugero.

ALEJANDRA.

Mi temor fué verdadero.

DOÑA MENCIA-

Y con causa mi cuidado.

ALEJANDRA. Vestios luego al momento, Y procurad atajar r procurad atajar El daño, no deis lugar A algun suceso sangriento. No llegue su desvario A hacerle tan lastimoso,

Que pierda en el Conde esposo, Y en los dos, hermano y tio.

DOÑA MENCÍA.

Mucho mas que tu temor Es , Alejandra , mi pena ; Pero aquesta traza ordena Para tu remedio amor. Toma un manto, y no te asombres Si acaso milagros vieres; Que amor hace hombres mujeres, Como hace mujeres hombres. Que de esta suerte tapadas, Y sin otra compañía, En tu firme amor confía Que hará mas que sus espadas. En hacerlo no aventuras Tu honor, ni el caso es liviano, Si del Conde y de tu hermano El sosiego y bien procuras.

ALEJANDRA. Qué no haré por redimir

Vida que tanto me cuesta?

LEONOR.

Señor, buena anda la fiesta. DOÑA MENCIA.

¿Cómo acertaré à salir?

Salen HORACIO, DON GARCERAN Y SOLANO.

DON GARCERAN.

Aqui podemos, Señor, Esperar al Capitan.

HORACIO. Ha sido, don Garceran, La resolucion mejor.

DON GARCERAN.

Hablarle es mas acertado, Porque escribe el mas prudente Sin pensar, pesadamente . Si acierta a estar enojado. Y aquesta opinion es mia; Que no hay arma tan cruel, Que hiera como un papel Escrito con demasia.

HORACIO.

Segun se tarda Rugero , No ha dado con él.

SOLANO.

Por Dios, Que si salen mas de dos, He de reñir el postrero. Ya vienen los bravoneles

DON GARCERAN

Son ellos, Conde?

HORACIO.

Ellos son.

SOLANO.

Señores, anden à un son Espadas y cascabeles.

### Salen DON BELTRAN Y DON JUAN.

Qué brava salva se han hecho con los sombreros! Si calva Tuviera alguno, la salva No le hiciera buen provecho.

HORACIO.

Aqui, señor Capitan, Me ha traido un papel vuestro, Se no puntual, con gana
De serviros y de serlo.
Bien podeis con libertad
Decirme que es vuestro intento, Que de lo que aqui pasare Seguro estará el secreto; Que con atentas orejas Escucharé, como reo, El cargo, que pongo en duda Podais con justicia hacerlo.

DON BELTRAN.

Señor Conde, el cargo es justo, Y si, como justo, recto Fuera el juez, condenado Estábades en derecho. Ya sabeis mi calidad, Y tambien el parentesco Que tengo con Alejandra, mi pretension tras eso Y que es su hermano don Juan Tan honrado caballero, Que es digno que se le guarde Justo y debido respeto Pues siendo asi, vos, Señor, Con músicas y paseos Haceis pública la causa Y evidentes los efectos; Que à pié, à caballo y en coche, Como si fuera terrero La calle de los Preciados, Os preciais de ser molesto; Y que una tarde en el Prado, A vista de todo el pueblo, A su pesar y disgusto , Fuistes su coche siguiendo; Y tras esto, tan pesado, Tan atrevido y tan necio, Que al paso de sus cabalios Iba caminando el vuestro. Todas estas cosas. Conde.

Me han dicho, y yo las sospecho, Y sospechas informadas Hacen el caso mas cierto. Y porque entendais que agravios No consienten ni consiento, Sus dendos como su sangre, Ni yo como esposo y deudo . A este lugar para hablaros Os llamé, donde pretendo, O acabar con mis cuidados, O asegurar mis recelos; Que si á costa de mi honor Vuelan vuestros pensamientos Las alas les quebraré , Como á locos y soberbios.

HORACIO.

Otras veces, Capitan, Mas reportado y mas cuerdo Pienso que me habeis hablado Y sobre este caso mesmo. Pero agora echo de ver Que está vuestro entendimiento Con la pasion, deslumbrado, Y el discurso poco menos. Y que lo estáis, cosa es llana Pues no veis que es un ejemplo De honestidad Alejandra, Como de hermosura un cielo. Que limpiamente la he hablado Algunas veces, confleso; Y si es culpa que me carga, Y si es culpa que me carga,
Yo, Capitan, me condeno.
Mas puédos asegurar
Que de su recato honesto
Nadie podrá murmurar,
Vive Dios, sino mintiendo.
Y quien la infama y mormura
Sois los dos, pues falsos sueños,
Locas imaginaciones,
Admitis por casas ciertos Admitis por casos ciertos. Mengua es de hombres principales Tener de una mujer celos, Si es la mas segura guarda Ni pedillos ni tenellos; Y así, Capitan, de hoy mas, De tan flacos fundamentos No levanteis edificio Que os venga á servir de entierro.

DON JUAN Conde , el Capitan , mi tio , No es de los hombres plebeyos Con quien se pueda tratar Con tan designal imperio; Lo he de consentir. Tratemos Lo que importa, que palabras No son de ningun efecto; Que él se queja con razon, con la misma me quejo, Como mas interesado En su daño ó su provecho.

DON GARCERAN. Qué que jas, qué sinrazones, Qué agravios, qué sentimientos Son estos, si son mayores Los del Conde que los vuestros? Si andais de noche y de dia Por todo el barrio inquiriendo Si pasó por vuestra calle. A qué hora y à qué tiempo ; Si habló Alejandra , si acaso Por avisarla habló recio, Enfrente de su ventana, Al lacayo ó al cochero; Diligencias excusadas. Impertinentes desvelos, Que no sirven para mas Que infamarla y ofenderos. Y de vos, Señor, me espanto Que, consultando al espejo. No echeis de ver que han pasado

Por vos ya sesenta inviernos; Y es vergüenza que se diga Que un hombre de canas lleno Ande acuchillando esquinas Cuando ha de darnos consejos. Dejad ya, por vida mia, Amorosos devaneos, Valentias de soldado Y locuras de mancebo. Y si habeis de andar, Señor, Cada dia en estos pleitos, Acabarlos de una vez Es el mas fácil remedio; Que ya en el Prado perdi En otra ocasion el miedo Al herir de esas espadas Y al brio de aquesos pechos.

DON BELTRAN.

; Sois vos aquel gentil hombre Con quien el pasado encuentro Tuvimos don Juan y yo?

DON GARCERAN.

El mismo soy.

DON BELTRAN. (Ap. Ya reviento, Ya son mis celos mayores, Y mis temores mas ciertos; Que este fue quien hizo espaldas À mi afrenta y vituperio.) Sobrino, el Conde sin duda Nos ha ofendido.

Salen DOÑA MENCÍA Y ALEJANDRA, cubiertas con mantos, y LEONOR, detrás, en hábito de hombre.

> ALEJANDRA. Aguijemos;

Que dan voces.

SOLANO

Vive Dios. Oue es el Capitan acedo. Temor tengo que ha de haber Algun diluvio sangriento ; Si de esta escapo, ermitaño Tengo de ser o ventero.

DON JUAN.

Pues a qué aguarda un ofendido? Meted mano.

ALEJANDRA. Caballeros . (Descubrense.)

Mirad quién teneis delante.

DON JUAN. Alejandra, ¿ qué es aquesto?

HORACIO. ¿ Don Carlos?

> DON GARGEBAN. ¿ Doña Mencia,

Señora ?...

DOÑA MENCÍA. Paso, estáis ciego; ¿No me conoceis?

DON GARCERAN.

¡ Ay triste! Perdonad, que estoy sin seso; Que, como dentro del alma Traigo, don Cárlos, impreso Aquel fénix de hermosura, Y sois su retrato bello sois su retrato bello, Toda el alma se alborota Cuando de repente os veo, Y mas en aqueste traje , Que en solo verle ardo y tiemblo. ¿Qué os parece de esto, Conde? HORACIO.

Tiéneme el caso suspenso.

#### LA FÉNIX DE SALAMANCA.

DOÑA MENCIA.
Aquesto, Conde, ha de ser
Vuestro principal remedio;
Disimulad, que despues
Veréis si fue de momento
Aquesta transformacion.

DON GARCERAN.

Es admirable su ingenio.

DON BELTRAN.

¿Qué es esto, Alejandra ingrata? ¿Vienes á darme veneno Con tu vista, y encender Mas mi côlera y mi fuego?

ALEJANDRA.

No vengo sino á excusar,
Tio y señor, lo que temo,
Que es mi honor el que padece,
Y yo soy la que mas pierdo.
No quiera mi suerte avara
Que pierda con el suceso
Hermano que tanto amo
Y tio que tanto quiero,

DON BELTRAN.

¿Tù me quieres?

DON JUAN.

¿Th me estimas?

DOÑA MENCÍA.

Señor Capitan, dejemos Las cosas que traen consigo Desengaños verdaderos, Y sed amigo del Conde.

DON BELTRAN.

¿ Yo amigo?

DOÑA MENCÍA.

Si; yo os lo ruego.— Y à vos, Señor, os suplico Que me seais buen tercero.

DON JUAN.

¿Cômo podré disponer De voluntad que no tengo, Que, si es vuestra, ya no es mia?

No respondo á quien no entiendo.

Pues reparad en mis ojos, Que ellos dirán lo que siento; Que, como lenguas del alma, A voces lo están diciendo.

DOÑA MENCÍA.

Bien está , ya os he entendido; Este negocio acabemos , Sosegad á vuestro tio; Que despues nos hablarémos.

Ta veis, Señor, à mi hermana
Y à esta dama de por medio;
De la una el llanto obliga,
Como de la otra el ruego.
Lo forzoso, voluntario
Se ha de hacer; al Conde hablemos,
Sin admitir mas descargo
Que la confesion que ha hecho.

DON BELTRAN.

Harélo por daros gusto.
Doña mencía.

Ha de ser con juramento Que confirme esta amistad. DON JUAN.

Eso será lo de menos.

Como el Conde de su parte No dé ocasion, yo la aceto.

De mi, señor Capitan. Podeis estar satisfecho. DON BELTRAN.
Pues con esa condicion
Ser vuestro amigo prometo.—
Y en vuestras hermosas manos
Hago homenaje de serio.

(Da las manos á Mencia.)

DOÑA MENCÍA. Vos., Alejandra, lo mismo Pedid al Conde.

HORACIO. (Ap.)

Querida Alejandra mia?

ALEJANDRA.

Fuerza de amor.

HORACIO. Yo lo creo.

Yo lo crec

Dadme la mano. ¿Jurais , Conde , como caballero , De ser su amigo?

HORACIO.

Si juro.

(Ap. Como jureis vos primero
De ser mi esposa.)

ALEJANDRA.

Si juro.

DOÑA MENCÍA.

Pues hágaos muy buen provecho, Como malo al Capitan, Si os pusiere impedimento.

ALEJANDRA. (Ap.)

No lo entienda; habla, Señor, Mas bajo, y á lo que os debo No añadais obligaciones.

DOÑA MENCIA. (Ap.)

De serviros yo las tengo. Como servidor del Conde.

ALEJANDRA.

(Vase.)

Señores, aquesto es hecho.

HORACIO.

Adios, señor Capitan.

Guardeos, señor Conde, el cielo.

DOÑA MENCÍA.

Dad la mano á vuestro tío ; Que yo á vuestro hermano quiero Hacer aqueste favor.

DON JUAN.

Por él, Señora, os las beso. (Vanse todos, menos Solano.)

SOLANO.

Jaramillo, este tu amo
Debe de ser hechicero,
Escolar o nigromante;
Porque aquellos embelecos
Y aquestas transformaciones,
¿Quién las hace sino aquellos
Que andan de viga en viga
Y vuelan de techo en techo?
Y si es asi, Jaramillo,
Dile que yo se lo ruego,
Que no me convierta en ganso.
Sino en vino de Alaejos.

## JORNADA TERCERA.

Salen DOÑA MENCÍA, DON GARCE-RAN, LEONÓR Y SOLANO.

Bien salió el disfraz, don Cárlos.

DOÑA MENCÍA. Enamorarse don Júan Ha sido, don Garceran, Mucho mejor que engañarlos. ¿ Qué ha dicho el Conde?

DON GARCERAN.

Està loco

De placer.

DOÑA MENCÍA,
Y con razon;
Que tener la posesion
De quien bien quiere no es poco;
Y pues sus cosas amor
Las ha puesto en tal estado,
Las vuestras me dan cuidado,
Y veros sin él mayor.
Vos quereis bien, vos amais,
Y tan principal mujer
Ausente no puede ser,
Pues presente la olvidais;
Que quien tiene amor constante,
Aunque lo amado esté ausente,
En todo tiempo presente
Lo ha de juzgar el amante;
Y asi, pienso que perdida
Teneis la memoria de ella.

pon GARCERAN. Ay, don Cárlos! vive en ella , Que quien ama tarde olvida ;

Que las cenizas están De aquel incendio calientes, Y aquellos dias presentes, Que malas noches me dan.

DOÑA MENCÍA.

No sé cómo concertar Tanto arder, penar, sufrir, Con no la ver ni escribir, Ni alguna disculpa dar; Que si como vos la amara, Fueran como mis deseos Las cartas y los correos Que escribiera y despachara.

DON GARCERAN.

Pues ; quién tendrá atrevimiento De escribir á una mojer Tan principal , sin temer Su ira y su sentimiento? Que si cuando me partí De Salamanca lo hiciera , No dudara ni temiera Escribírla desde aquí. Pero quien usó con ella Tan desigual cortesia , Escribiéndola , seria Hacer mayor su querella.

DOÑA MENCIA.

No teneis qué reparar
Ni qué dudar ni temer;
Que quien bien supo querer,
Tarde y mal sabe olvidar.
Escribilda este ordinario;
Yo tambien escribire
A persona que le dé
Las cartas, si es necesario.
Que cuando tenga entendida
La ocasion de vuestra ausencia,
Hallareis sin resistencia
Dulce y alegre acogida.

DON GARCERAN.

Escribámosla en buen hora, Y ha de ser entre los dos.

DOÑA MENCIA.

Mejor lo haréis solo vos.

DON GARGERAN.

Teme el alma, que la adora.

¡No ves la conversacion De nuestros amos , Solano? SOLANO.

Si no murmuran, hermano, Tratan nuestra perdicion; Que estos pelones listados Descansan con nuestras penas, Y son pebres de sus cenas Decir mal de sus criados.

DON GARCERAN.

Saca aqui fuera, Solano, El recado de escribir. (Va Solano por el recado de escribir.)

DOÑA MENCIA.

Tù , Jaramillo , acudir Tú, Jaramillo, acudir Puedes al correo temprano, Y buscarásme quien parta A Salamanca à las veinte, Porque traiga brevemente Respuesta de aquesta carta. Pero no vayas, detente. Que hablar quiero yo à Morales; Que piden despachos tales Mas solícito expediente.

## Sale SOLANO, con el recado de escribir.

SOLANO.

Aqui tienes el recado De escribir y de contar, De mentir y de engañar, De notar y ser notado. ¿ Falta otra cosa?

DON GARCERAN.

Poner Este bufete á este lado.

SOLANO.

(Ap. Todo lo quiere pintado Quien no tiene que comer.) Està bien? (Pone el bufete.)

DON GARCERAN.

Llega otra silla. SOLANO.

Y aun dos he llegado, ¿Hay mas? Que si como mandas das , Serás señor de Tobillá.

DOÑA MENCÍA. No os divierta aqueste loco;

Empieza à escribir.

DON GARCERAN. Solano, .

Calla.

DOÑA MENCÍA. Sosegad la mano,

Sin borrones, poco á poco.

DON GARCERAN. Diréla mi soledad Y la larga pena mía, Pintare mi cobardia Y mi firme voluntad

Mis suspiros y mi llanto. Con que me abraso y me anego. DOÑA MENCIA. (Ap.)

¿ Qué es esto, amor? ¡Tanto fuego, Y en mi pecho hielo tanto! Pero conviene à mi honor Hacer de su fe experiencia; Que es justa la resistencia, Aunque firme sea su amor.

SOLANO.

Jaramillo , ¿no penetras Lo que escriben?

> LEONOR. Ni es posible.

SOLANO. Para mi no hay imposible. LEONOR.

Pues ; qué es lo que escriben ?

SOLANO ...

Letras, Y juntas haran razones, las razones dirán Que pide don Garceran Prestados ciertos doblones; Que yo imagino que al Conde Escribe mi pobre amo. Porque siempre à este reclamo Hidalgamente responde.

LEGNOR. Diferente pensamiento Es el mio; que escribir Tan conformes es decir Que tenemos casamiento.

SOLANO. Pues ¿ quién se quiere casar?

LEONOR. Don Garceran, ó me engaño. SOLANO.

Librea de fino paño No se podrá despintar. ¿ Quién es la novia ?

Una dama

De Salamanca.

SOLANO.

Es famosa, Si es una viuda hermosa Que allí celebra la fama.

LEONOR.

Ella será: no bay prudencia Donde hay voluntad y amor.

DOÑA MENCIA.

Bien escrita está, Señor. Cerradla y tened paciencia; Que yo la despacharé Con otra mia esta tarde, Y el lúnes, á lo mas tarde, Respuesta de ella tendré. GARCERAN.

Ya está cerrada.

DOÑA MENCÍA.

Rogad

A quien teneis por patron Que llegue à buena ocasion, Y venga con brevedad. DON GARGERAN.

Tomad la carta, que en ella Libro todo mi tesoro: Que si à los ojos que adoro Llega , nací en buena estrella.

DONA MENCIA.

¿ Dónde me esperais?

DON GARCERAN.

En cas Del conde Horacio os aguardo. DOÑA MENCÍA.

Adios.

DON GARGERAN. Vuela, tiempo tardo. SOLANO.

Tardo es el tiempo, él se casa.

#### Salen DON JUAN Y DON BELTRAN.

DON BELTRAN. Aquesta dispensación Me trae, don Juan, desabrido. DON JUAN.

De Roma no ha respondido El curial?

Solo un renglon, Dos meses há, y remiti

Por cada letra cien reales; Que para dar à curiales No hay plata en el Potosi. Dicen procura favor Con el cardenal Colona.

DON AUAN.

Para tan grave persona En la corte está el mejor: El conde Horacio es sobrino Del Cardenal, y en la mano Le tenemos.

> DON BELTRAN. No está llano.

Don Juan, aquese camino. DON JUAN.

Llano estará, si es el Conde Vuestro amigo declarado.

DON BELTRAN.

Amigo reconciliado Mai y nunca corresponde; No le hablaré, aunque la vida Me importe; que si en el pecho Costumbre el rencor ha hecho, Con dificultad se olvida: Oue mis celosos temores Batallan siempre coumigo . Porque con capa de amigo Suelen, don Juan, ser mayores.

DON JUAN.

Terrible sois.

DON BELTRAN. Ya lo veo; Pero yo me enmendaré.

#### Sale OLIVERA.

OLIVERA.

Gracias á Dios, que te hallé. DON BELTRAN.

Yo se las doy, que te veo. ¿Hay algo de nuevo?

OLIVERA

De Roma el despacho.

DON BELTRAN.

Tendrás, como las codicias, Si traen carta para mi .-¿Teneis qué hacer?

Si , Señor.

DON BELTRAN.

(Vase.)

Pues yo me llego al correo. DON JUAN.

Con extraño hombre peleo, Todo es celos y temor; Pésame de haberle dado A mi hermana por mujer, Porque juntos han de ser Un ejército encontrado; Que ¿cuando paz han tenido La paloma y el milano, Mujer moza y viejo cano, En un lecho y en un nido?

## Salen ALEJANDRA Y LEONOR.

ALEJANDRA. ¿Fuése el Capitan, mi tio?

DON JUAN.

Ya se fué.

ALEJANDRA. ¿Vendrá tan presto?

#### LA FÉNIX DE SALAMANÇA.

DON BUAN.

No lo sé.

ALEJANDRA.

Don Juan , ¿qué es esto? ¿Con tu hermana ese desvio? Alza los ojos, ¿qué tienes? Que te da pena y cuidado? Hase tu dama enejado? Date celos à desdenes?

No be sido tan venturoso, Bermana , que haya llegado Siquiera á ser desdichado , Cuanto mas á estar dichoso; Pues decirme no has querido Quien es ni cómo se llama Aquella hermosa dama Que me trae desvanecido. Hermana de perlas y oro, Si mi tormento te obliga, Dime que mujer, que amiga, Es aquel angel que adoro. En qué zona, en qué lugar Asiste tan apartado, Que el deseo ni el cuidado No la han podido encontrar?

ALEJANDRA.

Tiéneme muy obligada , Dow Juan , para que te diga Quién es aquella mi amiga , Tan hermosa y retirada.

DON JUAN.

Representarme no quieras Las cosas que dan pesar; Que yo te sabré obligar Con mas gusto y con mas veras.

ALEJANDRA.

Has de refiirme?

DON JUAN.

No haré.

ALEJANDRA.

¿ Ni darme pena?

DON JUAN. Tampoco.

ALEJANDRA.

¿ Ni mas daguita ?

Fai loco.

ALFJANDRA.

¿ Ni amenazarme ?

BOX JUAN.

Por que?

ALUJANDRA. Y si en el Prado algun dia Me llegase el Conde à hablar, ¿Tiéneste de acuchillar?

DON JUAN.

Gran disparate seria.

ALEJANDRA.

Y si por la calle pasa Y me asomase al balcon, Ha de baber reprension?

BON BUAN.

Aunque le metas en casa ; Y-no me apures , que haras Que me infame mi locura ; que yo ho en lu cordura Que todo lo excusaras. Quién es? Dilo, hermana bella.

ALEJANDRA.

No podré con claridad; Que en un dia de amistad ¿ Que te podré decir de ella? Que aun su nombre, te prometo , Bon Juan, que se me ha olvidado;

Pero della y de su estado Te informa, como discreto, De don Cárlos, porque él sabe, Como Garceran , quién es , Y baráslo por interés. Es la mujer mas suave; Mas cuerda y entretenida, Mas agradable y graciosa, Mas dulce y mas amorosa One ha conocido en mi vid Que he conocido en mi vida, Y dejóme tan prendada, Que visitarla quisiera, Y aquesta tarde lo hiciera, A saber de su posada.

DON JUAN. Pues voyle, Alejandra, à hablar; Oue trazar con él querria Que pueda en tu compañía Verla, nablarla y visitar. (Vase.)

#### Sale LEONARDO:

LEONARDO.

ALEJANDRA. Leonardo, ¿ no es extremada La locura de un hermano?

Desengañarle temprano Es cosa mas acertada; Que amor y pasion tan fuerte Pueden quitarle el juicio; Que el demasiado ejercicio De la fantasia es muerte.

ALEJANDBA.

Estame bien que don Juan Trabe amistad con los dos.

LEONARDO.

A él le está mal, por Dios, Y peor al Capitan. Ya entiendo iu pensamiento, Y el fin à que corresponde; Que la amistad con el Conde Apoyas.

ALEJANDRA.

Ese es mi intento; Porque el Capitan, Leonardo, Me cansa con su porlia.

LEONARDO.

Pues para aquel triste dia Que te desposes te aguardo.

ALEJANDRA.

¿ Yo desposar con mi tio? Jesus! Leonardo, primero Me mataré.

Intento fiero. En Dios, Señora, confio; Porque en la dispensacion Tenia dificultad . es mucha la autoridad Del Conde en esta ocasion.

Es verdad, pero el temor Enflaquece mi esperanza, Porque es la desconfianza Hija bastarda de amor; Hablar al Conde quisiera.

LEONARDO.

Iréle à buscar, si quieres. ALEJANDRA.

Ay mi Leonardo! Tu eres Mi remedio; parte... Espera.

Sale RUGERO.

ALEJANDRA. Rugero, seas bien venido. Yel Conde?

RUGERO. Queda en la calle. ALEJANDRA.

Di que se apee; que hablalle Deseo.

LEONARDO.

Intento atrevido. BUCERO.

Voyle à avisar.

(Vase.)

LEONARDO.

Rematada, Señora, estás; vuelve en ti, No quieras se acabe aqui La tragedia comenzada. ¿ No te escarmienta el aprioto En que te viste, pasado ? Hablale, mas con cuidado; Tenle amor, mas con secreto. Teme à tu hermano mayor Y à las canas de tu tio, Tu peligro, si no el mio, Mi vida, si no tu honor. No pienses que el Conde es Cárlos, Que se puede disfrazar, Fingir ni disimular, Ni has de volver à engañarlos.

ALEJANDRA.

Que no hay temor que me impida; Que quien tan de veras ama Atropella con su fama, Con honor, hacienda y vida; Y no estés tan temeroso; Que cuando venga don Juan Mi tio el Capitan Hallaranme con mi esposo.

## Sale EL CONDE HORACIO.

HORACIO.

Mi bien, ¿ tan grande favor Con tantos inconvenientes?

ALEJANDRA.

Señales son evidentes, Conde, de mi firme amor Y del peligro presente; Que es la causa que me obliga A que despacio te diga Lo que el alma sufre y siente.

LEONARDO.

Si ha de ir la conversacion Tan despacio , considera Que en esta sala primera No estais bien.

ALEJANDRA-Tienes razon.

HORACIO.

Eres, Leonardo, discreto. ALEJANDRA.

En la pieza de mi estrado Nos entremos; ten cuidado.

LEONARDO.

Y yo ¿ qué tendré?

ALEJANDRA.

Secreto.

Salen DON GARCERAN T SOLANO.

DON GARCERAN. Que yo me caso, Solano?

SOLANO.

Y fuera gran maravilla Estar ingerto en Castilla Un naranjo valenciano?

DON GARCERAN. Y ¿ que es con doña Mencia? EL DOCTOR MIRA DE MÉSCUA.

SOLANO. Así me lo dió à entender Jaramillo.

DON GARCEBAN. Puede ser; Mas no es tal la suerte mia. ¿ Halo soñado?

No sueña . Porque no duerme jamás. DON GARCERAN.

¿Cómo vive?

SOLANO.

Bueno estás: Vivirá mas que una dueña, Es encantado; experiencia He hecho de esta verdad Por tener necesidad De asegurar mi conciencia; Que no sé qué he sospechado Despues que duerme conmigo, Y de un cristiano y amigo Sospechar mal es pecado.

DON GARCERAN.

¿ Qué sospechas?

SOLANO. Lo que temo; Que es hermofrodito.

DON GARCERAN.

Extraño

Juicio.

SOLANO. Pues no es extraño: Que es hermofrodito ó memo.

DON GARCERAN. ¿Qué dices?

> SOLANO. Buena es la risa. DON GARCERAN.

Necias imaginaciones,

SOLANO.

Si se acuesta con calzones, Y se cose la camisa Y se viste con estrellas Y se entra en la cama à escuras, Son muestras estas seguras Para presumir bien dellas?

DON GARGERAN. Pues ¿ quieres tu condenar Lo que es recato y limpieza? ¡Bueno estás de la cabeza!

Muy malo debo de estar; Pues juro à Dios que el coserse, Madrugar y recatarse, No dormir y retirarse, Y en la cama recogerse, Que tiene algun fundamento, Y mayor que el que barrunto; Pero ya he dado en el punto, O no tengo entendimiento: Y es, don Garceran, forzoso Que una de dos ha de ser: Que es Jaramillo mujer, Y si no mujer, potroso.

DON GARCERAN. Entrambas cosas, Solano, Son posibles. Mas ¿qué has hecho, Pues que no te has satisfecho, Estando del pié à la mano?

Preguntale à mi cuidado Lo que de noche procuro, Mas mientras mas me aseguro, Le hallo menos descuidado. Yo finjo si él disimula, Y déjole asegurar, Mas si le vuelvo à palpar, Vuelve el anca como mula.

DON GARCERAN. Tú traes terrible contienda; Pero por eso no dejes La empresa , aunque mas le aquejes, Y él se resista y defienda ; Que si es mujer, de su engaño Otro se infiere mayor, Porque sus trazas amor Guia por camino extraño.

Salen HORACIO Y RUGERO.

HORACIO.

En qué me puedo emplear, Que me esté tan bien . Rugero ?

RUGERO.

Mira lo que haces primero. HORACIO.

Que no tengo que mirar; Es Alejandra hermosa, Rica, honesta, limpia, afable, Discreta, dulce, agradable, Cuerda, sábia y virtuosa; Y quiérola tanto, en suma, Que a don Juan se la pidiera, Aunque en las malvas naciera, Como Vénus en la espuma.

SOLANO.

El Conde, don Garceran, DON GARCERAN.

Oh Señor! Seais bien venido. Qué buen viento os ha traido?

Salí á buscar á don Juan. DON GARCEBAN.

¿ Qué le quereis?

HORACIO Consultar

Con él cierto parecer.

Salen DOÑA MENCÍA Y LEONOR.

DOÑA MENCÍA.

Es hora ya de comer, Solano?

SOLANO.

Y aun de cenar.

DOÑA MENCIA.

¿ Qué hace tu amo? SOLANO.

¿No le ves entretenido Con el Conde?

DOÑA MENCÍA. (Ap. d Leonor.)

¿Hasme entendido?

LEONOR. (Ap. a doña Mencia.)

Si, Senor.

DOÑA MENCÍA. (Ap. á Leonor.)

Pues parte luego. (Vase Leonor.)

DOÑA MENCÍA.

¿Podré, señores, terciar En esta conversacion?

DON GARGERAN.

Llegais á buena ocasion; Que ahora se empezó a entablar.

DOÑA MENCÍA. Y ¿ qué es el juego?

HORACIO.

De damas.

. DOÑA MENCÍA. Y ¿ qué se juega?

> HORACIO. Favores.

DOÑA MENCÍA. Miron soy , no tengo amores , Ni son para mi sus llamas; Jugad los dos en buen hora, Que yo miro desde afuera.

DON GARCERAN. Por daros gusto lo hiciera,

Mas hállome pobre agora. DOÑA MENCÍA.

Pues tened firme esperanza Que presto caudal tendréis, Con quien perdais y ganeis, Con quien tanto bien alcanza.

HORACIO.

Mas pobre soy en mi estado Que en el suyo Garceran, Si alimentos no me dan Por verme tan empeñado Que Alejandra en este punto Al juego de bien amar Me ha acabado de ganar Cuerpo y alma , todo junto; Y como la cantidad Es infinita en rehenes Como mas seguros bienes , Le dejo mi libertad.

DON GARCERAN. Tales pérdidas, Señor, Por ganancias las tened; Mas quien os cogió en la red Era gentil cazador.

HORACIO.

Qué mas redes que razones Dichas con labios suaves? Ni qué cazador, que graves Y fuertes obligaciones? Resuelto estoy, Garceran, A casarme, mas quisiera Ordenallo de manera Que lo supiera don Juan.

DON GARCERAN. ON GARCERAN.

Antes soy de parecer

Que no lo sepa, si es llano

Que ha de procurar su hermano

La boda descomponer;

Que si está su fe empeñada,

Y la hermana prometida,

Antes perderá la vida

Que romper la fe jurada;

Y en tal caso es acertado Y en tal caso es acertado Meteros en posesion, Que si la dispensacion Llega, os ballaréis burlado.

HORACIO.

Vendrá con dificultad: Porque de Roma he sabido Que con ellos no ha querido Dispensar su santidad.

DOÑA MENCÍA. Que dispense ó no, Señor, Yo me ofrezco à daros llano, Como a la hermana , al hermano. No os embarace el temor; Que don Juan, agradecido, Se me muestra hoy mi galan.

HOBACIO.

Ya me ba dicho Garceran Lo que pasa.

DOÑA MENCÍA. Está perdido; Hoy en la calle me habló, Y con el alma en la boca Me dijo su pasion loca.

#### LA FÉNIX DE SALAMANCA.

DON GARCERAN. Tanto el disfraz le pico? DONA MENCIA.

Y picarà cada dia, Si es Alejandra instrumento De que dure su tormento, Pues á mis manos le envia; Porque sin duda don Juan Porque sin una don Juan Le ha pedido que le diga Quién era aquella su amiga Que sosegó al Capitan, Y habrále dicho que yo La conozco, y el cuitado Por ella me ha preguntado.

DON GARCERAN. ¿ Desengañástele?

DOÑA MENCÍA.

No:

Antes dije ser verdad Que muy bien la conocia; Dijele donde vivia, Nombre, estado y calidad, Y cómo habia enviudado, Que hizo menos su tormento; Porque ya en su pensamiento Se representa casado.

DON GARCERAN. Graciosa burla! Deci, ¿Quién dijiste que era? DONA MENCIA.

Extraño

Os parecerà el engaño: Todas las partes le di De aquella doña Mencia Que vos olvidais ausente.

DON GARCERAN.

Mi fe agraviais; que presente Está en la memoria mia. Conde, don Carlos intenta, Con tan ingeniosos modos, Si no burlarnos á todos, Meternos en una afrenta,

DONA MENCIA.

Mejor lo podeis decir Cuando veais lo que pasa; Que esta, dije, era su casa, Y hoy a verme ha de venir.

DON GARCEBAN. Segun eso, habra de haber Segunda transformacion.

DOÑA MENCÍA.

Y aun tercera.

SOLANO. Aquestos son

Deseos de ser mujer.

DOÑA MENCÍA.

Monjil y tocas he hecho Prevenir à Jaramillo.

Que quiere este monacillo Darme un buen dia sospecho.

HORACIO.

Pesada burla ha de ser. DONA MENCIA.

Y ano se la bacen mayor Hoy al Capitan, Senor, Si le quitais la mojer?

SOLANO.

De estas burlas, por Solano, Pocas o ninguna; arredro El casarme, si esto medro.

Sale LEONOR y UN CORREO.

LEONOR. No os deis tanta prisa, hermano.

CORREO. Vengo cansado, y deseo

Descansar siquiera un rato. LEONOR.

El caminar no es buen trato.

COBBEO. Ni vida la del correo.

DONA MENCIA.

¿Qué hombre es ese , Jaramillo?

LEONOR.

El peon que despachaste. DOÑA MENCIA.

Pues, bachiller, ¿ qué pensaste Primero para decillo? — Seais, hermano, hien venido.

DON GARCERAN.

Solano, dale un doblon De albricias à este peon, Para beber.

> CORREO. Ya he bebido. SOLANO.

Pues yo no, y á vuestra cuenta Me beberé la mitad.

DON GARCEBAN.

Dale dos.

HOBACIO.

La brevedad

Lo merece.

DON GARCERAN. Dale treinta. DOÑA MENCÍA.

Traeis cartas?

CORREO. Este pliego. DON GARCERAN.

Abridle presto, Señor. DOÑA MENCÍA.

Sosegáos.

DON GARCERAN. Tiene, don Cárlos, sosiego?

DONA MENCIA

Sabeis si estaba don Tello De camino?

CORREO

Antes que yo De Salamanca partió.

DOÑA MENCIA. No ha llegado.

CORREO.

Detenello Pudo cierta vinda hermosa Que à esta corte ha de venir. DON GARCERAN.

No sabeis à qué?

A vivir

DON GARGERAN.

¿Vistela?

CORREO.

Vila; es famosa, -Y algo en la fisonomia Le pareceis, Señor, vos.

DOÑA MENCIA.

Bien, å fe.

DON GARCERAN. (Ap. Conde, por Dios, Que es esta doña Mencia.) Abristeis el pliego?

DOÑA MENCÍA.

Idos en buen hora, amigo.-Tú le despacha.

CORREO.

¿Qué es del dobion?

Vesle aqui.

(Vase el Correo.)

SOLANO.

DONA MENCIA. (Lee.)

«A don Garceran.

DON GARCERAN.

¿ A quién ?

DOÑA MENCÍA.

A vos dice.

DON GARCERAN.

No lo creo; Que à los tristes el deseo Les da por brújula el bien.

(Toma la carta.)

HORACIO.

Abridia, no seais pesado. Leed sin desconfianza; Que en brazos de la esperanza Muchos, sin vos, se han librado.

DON GARCEBAN.

Abierta està.

HORACIO. Leed.

DON GARCERAN.

Ya leo.

DOÑA MENCIA.

No be visto amor tan cobarde.

DON GARCEBAN.

Ay, don Carlos! Dios os guarde De veros como me veo , Tras tantos meses de olvido. (Lee.) «Cruel fugitivo Enéas, «Con el gusto que deseas «Recibió tu carta Dido: »Que no pudo la crueldad

»De tu rigurosa ausencia »Descomponer la asistencia De mi firme voluntad,

»Que me has tenido quejosa » Puedo decir con razon Mas ya apruebo la ocasion,

Y digo que fué piadosa; Y asi, estimando tu fe,

Admitiré tus disculpas ; »Que culpas que excusan culpas »Mal condenarias podré;

Que tu mudanza, en rigor,

» Hace en mi mayor efeto; Que en lo que en ti fué respeto, En mi viene à ser amor.

Este me lleva tras ti. »Y porque estoy de partida, »Ten lastima de mi vida

»Por la que tengo de ti;

»Que hasta verte, alegre dia »Ni hora sin ti ver espero.

»De Salamanca, à primero »De mayo.—Doña Mencia.»

DOÑA MENCIA.

¿Qué os parece? ¿ Estáis contento? DON GARCERAN. Y tan loca de placer

El alma, que à encarecer No lo acierta el sentimiento. Carta de consuelos llena Y privilegio rodado, Por donde estoy excusado De la merecida pena;

Carta que en el mar incierto De mi continuo penar Sois carta de marear, Que me encaminais al puerto; Carta de pago y remate De todas cuentas pasadas , En su memoria olvidadas , Para que sus dudas trate; Carta ejecutoria mia,
Tan en mi favor ganada,
Que al alma sirve de hourada
Y generosa hidalguía;
Carta mia, real decreto, En donde vienen librados Los frutos de mis cuidados, Premio de mi amor perfeto. Bendigo, carta, la mano Bendigo, carta, la mano
Hermosa que te escribió,
La lengua que te dictó,
El estilo soberano;
El papel, la tinta, pluma,
Apacibles instrumentos,
Que, tocados, misatormentos
Deshicido como assuma. Deshiciste como espuma; Bendigo ...

DOÑA MENCÍA. Don Garceran, Sobre qué pueblo bendito, Cindad , provincia ó distrito Tantas bendiciones van?

BORACIO.

Finezas, don Cárlos, son De su amor.

Y su locura, Pues quita el oficio al cura, Y incurre en excomunion.

DON GARCERAN.

Bien me tratais.

DOÑA MENCÍA. Quereis ver Lo que me escriben à mi?

DON GARCERAN.

La sustancia referi.

DOÑA MENCÍA.

La carta podeis leer; Que me dicen es, como ves, Con el cuidado que dieron Las cartas que se abrieron.

DON GARCERAN. Y este don Tello ¿quién es ! .

DOÑA MENCÍA. Un honrado caballero, Con quien en su mocedad Tuvo mi padre amistad En Saboya, y hoy le espero.

LEONOR.

No sabes que ha de venir Don Juan?

DOÑA MENCIA. Ya lo sé.

LEONOR.

¿ Qué esperas? HORACIO.

En fin, ¿que quereis de veras Burlalle?

DONA MENCIA.

Y como à vestir Me voy, esperadme un rato; Que de estas burlas que veis Los dos conocer podréis Si son veras las que trato.

(Vanse doña Mencia y Leonor.)

HORACIO.

Es don Cárlos extremado,

DON GARCERAN. Y de un ingenio excelente, Y de verle tan prudente Y tan mozo me he admirado. Débole, Conde, la vida; Que él ha sido mi remedio Pues por andar de por medio No está en penas consumida, Por él de doña Mencia Veré aquel cielo sereno,

De contento y de alegria. HORACIO. No pensais hacer, si viene, Alguna demostracion?

Y veré mi pecho lleno

SOLANO.

Librea habrá de invencion. DON GARCERAN. ¿Qué ha de hacer el que no tiene?

SOLANO. Si te tienes de casar, No se excusa; hazla del paño Que en las caras traen ogaño Las damas de este lugar; Con guarnicion de un castillo, Si no la quieres de espada; Gala al fin no muy usada, Mas es de acero y martillo. Los herreruelos suizos, Que nunca parecen mal, Con cuellos de Portugal, Que un moro los hará chicos; Y echarásles pasamanos De corredor o escalera, Con botones en hilera, Que asientan los cirujanos. Sus bandas de arcabuceros Y ligas de venecianos, Con que saldrán mas ufanos Que Durandarte y Gaiferos. Jubones, al parecer. Del verdugo de la villa Que los corta á maravilla, Tan cortos, que es un placer. Y porque presto se estragan Los sombreros, acomoda Sus cabezas á tu moda, De gorras que nunca pagan. Y así, de balde vestidos, Tus pajes y tus lacayos Saldrán como papagayos Y como pascua floridos.

DON GARCERAN. Tienes buen gusto, Solano; La invencion me ha satisfecho.

SOLANO.

Es librea de provecho Y de invierno y de verano. HORACIO.

Gracia has tenido.-Dinero No os ha de faltar; vestid Cuatro ó seis pajes, lucid , Tratãos como caballero ; Que con una letra mia Os dará mi mercader Lo que fuere menester Que él me presta y él me fia.

SOLANO. ¿Qué fia? ¿Sobre qué prenda? HORACIO. Aquesto te da cuidado?

SOLANO. No sin causa me le ha dado. HORACIO.

Fiame sobre mi hacienda. SOLANO.

¿Administratela?

HORACIO. Si.

Lastimosa perdicion. DON GARCERAN.

Arbitrios, Solano, son De ahorrar.

SOLANO.

Y de gastar, di, Y de mayores empeños; Que estos administradores Son de la hacienda señores, Y verdugos de sus dueños; Y peor si es mercader, Que dulcemente degüella Y fieramente desuella Al tiempo del menester, si llegais à sacar Paño ó seda, sin reparo Lo peor y lo mas caro Te han de venir siempre à dar; Y asi desmedra tu hacienda Por donde piensas que gana, Y el otro rica y ufana Tiene su bolsa y su tienda. Mas acertar no se excusa, Garceran, lo que te ofrece , Pero no se lo agradece ; Pero no se lo agradece; Que dicen que no se usa. Y mete con la librea Vestidos para tí y todo, Y vestiráste á lo godo, Que es gala que mas campea. Calceta medio botarga, Jubon con punta de armar, Ferreruelo al carcañar Y la ropilla ancha y larga; Sombrero sobre la frente, Corto y sin pegar el cuello, Peinado y largo el cabello, Justo y voz à lo doliente.

DON GARCERAN. No me descontenta el traje.

SOLANO.

Toda la gente de humor, Con punta y collar de bonor, Entre escuderete y paje; Gente, al fin, de media suela, En la corte entreverada , Como tocino de ijada , Ni bien trucha ni truchuela .

DON GARCERAN.

Pues ya me parece mal Que este hábito trajera Un gran señor; le siguiera Como premática real, Pero de gente ordinária, Ni por imaginacion; Porque tiene la eleccion Civil, disconforme y varia.

Salen DOÑA MENCÍA, en hábito de viuda, y LEONOR.

DOÑA MENCÍA. Dime si salgo bien puesta. LEONOR.

Tù te lo sabes; el alba Pareces cuando despierta Y á las puertas del sol llama.

HORACIO.

Volved, Garceran, los ojos; Veréis, entre nubes blancas, Prodigiosos resplandores Y maravillas extrañas.

DON GARCEBAN. Muerto soy, Conde, à traicion; Que quien con la vista mata,

## LA FÉNIX DE SALAMANCA.

Con un rayo poderoso Me ha muerto por las espaidas. Doña Mencia, señora De mi libertad esclava, Reina de mis pensamientos, Natural, que no bastarda, ¿Es posible que te veo? Es posible que me amas? Mas no puede ser posible, Porque me escuchas y callas.

SOLANO.

Y es, don Garceran, posible Que un hombre con tantas barbas No echa de ver que es don Cárlos, Y no mujer, con quien habla? DOÑA MENCÍA.

Vive Dios, don Garceran, Si no os reportais, que haga Un disparate con vos.

DON GARCEBAN.

Cômo, Señora, tan brava, Tan fiera para conmigo! DONA MENCIA.

Cómo tan fiera! ya pasa Aquesta descortesia A ser injuria pesada.— Járamillo, dame presto Mi espada; que à cuchilladas Le haré saber si soy hombre O mujer cobarde û flaca.

HORACIO.

Sosegaos; don Garceran, ¡Qué ideas son esas vanas? No echais de ver que es don Carlos, Y que es el mismo que trata Vuestro descanso y el mio, Aunque está con tocas largas?

DON GARGERAN.

Ya lo veo, Conde amigo; Pero camino no halla Mi confuso entendimiento Para salir desta calma.

Vos le hallaréis, no os dé pena. SOLANO.

Don Juan viene.

HORACIO. Y"Alejandra, Si no me engaño, Rugero.

SOLANO.

¿ Qué enigmas son estas varias?

Salen DON JUAN, ALEJANDRA Y LEONARDO.

DOÑA MENCÍA. ¡Señora Alejandra!

ALEJANDRA.

Amiga. ¿ Qué lastimosa desgracia, Que desdicha ha sido aquesta? Hoy viuda y ayer casada?

DON JUAN.

Si se ofreciere ocasion, Y aunque no se ofrezca, trata Con ella de mi remedio. DOÑA MENCIA.

Qué os diré , don Juan ? ALEJANDRA.

Habla à Garceran y al Conde; Que yo le diré tus ansias. DOÑA MENCIA.

Hablad mas quedo.

DON GARCERAN.

¿Solano? SOLANO.

:Senor?

DON GARCERAN. Mira bien, repara, ¿No es esta doña Mencía?

SOLANO.

Todavia estás en babia? Digo que se le parece Como un huevo à una castaña. DON GARCERAN.

No son, sino sus facciones.

SOLANO.

No, Señor, sino contrarias; Y hay la misma diferencia Que entre la silla y la albarda. DON GARCERAN.

¿ Qué dices? ¿ Estàs borracho? SOLANO.

Y tù ¿qué estás? Calabaza. HORACIO.

¿ No es graciosa la pendencia? Garceran, ¿es de importancia Que sea agora ó no sea Don Carlos ?

> SOLANO. ¡Locura extraña! ALEJANDRA.

Cuando sepa la verdad Don Juan, no importara nada. Decidle, Carlos, que el Conde Es mi esposo y que se cansa Si piensa que de su tio He de ser mujer forzada. Yo sé rompera por vos Con promesas y palabras; Que inconvenientes mayores Quien tiene amor desbarata.

DOÑA MENCIA.

Llamadle.

ALEJANDRA.

Hermane, don Juan, Llégate mas cerca, acaba. DON JUAN.

Quién mira al sol, sin temer

Los rayos que le amenazan? HORACIO.

¿ No os divierte , Garceran , El ver alli lo que pasa? A don Cárlos dice amores Don Juan.

> DON GARGERAN. Con ellos me abrasa. HORACIO.

Teneis celos ?

DON GARCEBAN. Celos tengo. Celos, Conde, celos, rabia.

Sale DON BELTRAN.

DON BELTRAN.

Señor don Juan, ¿ que es nquesto? ¿ Vos aqui, y con Alejandra? Con mis propios enemigos Tanto gusto, amistad tanta?

DON JUAN.

No os alboroteis, Señor, Hasta que sepais la causa; Que á darle el pésame vino A esta señora mi hermana; Que ha enviudado, como veis; Y en semejantes desgracias Han de ocurrir las amigas, Como es justo, à consolarlas. DON BELTRAN.

Y ¿quién es esta señora? DON JUAN.

Aquella bizarra dama Que os compuso con el Conde Cuando la cuestion pasada. Pienso que sera mi esposa; Que desde aquel dia el alma Le rendi, y ella es, Señor, El cuerpo donde descansa.

DON BELTRAN.

¿Es principal?

DON JUAN. Partes tiene

Divinas; de Salamanca Es natural.

Sale DON TELLO Y UN CRIADO.

Aqui vive: Esta es, Señor, su posada. DON TELLO.

Avisa, Medrano; espera, Que esta es mi sobrina. — A Doña Mencia, á don Tello.

DOÑA MENCIA.

Tio, de muy buena gana.

DON GARCERAN.

¿Qué es esto que estoy mirando? ¿Doña Mencia se llama , Cahallero, esta señora, Y no don Cárlos?

DON TELLO.

Qué gracia! HORACIO.

¿Qué decis, Señor? ¿Mujer Es el que hablais?

DON TELLO.

¿Esta casa Es de locos ó de cuerdos? Sobrina , ¿es torre encantada? ¿Qué es lo que estos caballeros Ponen en duda?

DONA MENCIA.

Mas larga Relacion pide, Señor, Su admiracion.

> SOLANO. Inventara

Satanás mayor embuste! Pero ¿ qué ingenios se igualan Al de mujeres? qué enredos, Ni quién como ellas los traza?

DONA MENCIA. Despues os diré, Señor, Mi historia en breves palabras. Baste, Señor, por agora Que me hallais, si no casada, Concertada por lo menos, Con un hombre en quien se hallan Gentileza y gallardia, Lealtad, amor, fe, constancia; Y solo vuestra venida Aguardé, porque me honrara La generosa presencia Y respeto de tus canas.

DON TELLO. Y ¿quien es el caballero, Señora, con quien te casas?

DOÑA MENCIA.

El señor don Garceran.

DON GARCERAN.

¿ Qué hombre mortal alcanza Tanto bien? Dame tus brazos.

DOÑA MENCÍA.

Y el alma, Señor, con ellos. DON GARCERAN.

Y vos, don Tello, esas plantas, Por la merced que recibo De aquesas manos hidalgas.

Con el amor que Mencía Os doy mis brazos.

Hermana. ¿Qué es esto que estoy mirando?

ALBJANDRA.

Pues ¿ de qué, don Juan, te espantas? Efectos son del amor.

DOÑA MENCÍA.

Háblame, bella Alejandra.

ALEJANDRA.

Agora con mas razon.

DOÑA MENCÍA.

Jaramillo, ¿por qué callas?

LEONOR.

¿He de hablar sin ocasion?

DON TELLO.

¿Es tu criado?

DOÑA MENCÍA.

Y criada.

DON TELLO.

Esta es Leonor.

LEONOR.

Sí, Señor:

Leonor soy y vuestra esclava.

SOLANO.

Cómo! ¿Tambien Jaramillo Era mujer? ¡Que en mi cuadra La baya tenido dos meses, Y no haya sabido nada! Señor don Cárlos primero, Y doña Mencía, octava Maravilla, mas famosa Que no las siete nombradas, Pues dos meses de aposento Tuve con aquesta ingrata Con nombre de Jaramillo, Haz se quede en mi posada Con nombre de mi mujer, Porque así me desagravia.

DOÑA MENCÍA.

Quisièra darte à Leonor, Solano, mas no le agrada A Leonor tu casamiento.

SOLANO.

¿No? Pues fraile soy sin falta.

Sale CAMILO.

CAMILO.

¿Señor Capitan?

DON BELTRAN,

Don Juan, La dispensacion sin falta Os trae el señor Camilo.

No ha querido mi desgracia: Antes os vengo á decir Que su santidad el Papa No ha querido dispensar, Porque...

DON BELTRAN.

No digais las causas. Basta decir que no quiso:

Que en tales casos no basta Ser el curial diligente. No nací para Alejandra.

DOÑA MENCÍA. Pues por el Conde suplico Al señor don Juan su hermana Le dé por mujer, y á vos Tengais por bien que se haga.

DON BELTRAN.

Yo, Señora, se lo ruego; Que mi sobrina levanta Su nombre con su grandeza, Y yo intereso su gracia.

HORACIO.

Bésoos Jas manos, Señor, Por tan generosa hazaña.

Pues el Capitan, mi tio, Tan fácilmente se allana, Alejandra es vuestra, Conde, Y ella sola es la que gana; Que el que pierde aquí soy yo, Pues burló mis esperanzas Y mi amor doña Mencía; Pero escogió como sábia.

DON GARCERAN.

Paciencia, señor don Juan; Que burlas, y mas de damas, Y pues la noche está en casa, Y la cena prevenida, No hay sino á placer gozalla. DON BELTRAN.

Es el consejo de amigo.

DON GARCERAN.

Perdon, Senado, se aguarda, Y demos con esto fin Al Fénix de Salamanca.

## COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# MAS PESA EL REY QUE LA SANGRE, Y BLASON DE LOS GUZNANES,

COMPUESTA

#### POR LUIS VELEZ DE GUEVARA.

#### PERSONAS.

EL REY DON SANCHO. EL INFANTE. DON ALONSO DE GUZMAN. DON PEDRO, su hijo. DON NUÑO. DON JUAN RAMIRO. DOÑA MARÍA. ELVIRA, criada.

Jula.

EL MAESTRE. ABEN JACOB. ALIATAR. JAFER. COSTANILLA. UN AVO. UN ATAMBOR. CRIADOS. — MOROS.

### JORNADA PRIMERA.

(Suena ruido y grita, cajas y trompetas.)

Salen COSTANILLA, con unas astas, v ALIATAR, moro.

COSTANILLA.

Moro, mas preguntador Que un señor en su lugar Acabando de heredar, Cuando no da en cazador, ¿Qué es lo que quieres de mí?

Saber la causa, cristiano, De tan gran fiesta.

COSTANILLA.

Africano,
Por verme libre de ti,
No babra cosa que no intente.
ALIATAR.

Alà te guarde.

COSTANILLA.

Si es Dios,
Bien habrá para los dos.
Escúchame atentamente:
Don Sancho, rey de Castilla
Y de Leon, por la gracia
(Gomo dicen comunmente)
De Dios y su buena maña,
Y á quien, por ser valeroso,
El Bravo en Castilla Ilaman,
Siendo mayores los hechos,
Aunque es tan grande su fama;
Hijodel Décimo Alfonso,
Emperador de Alemania,
En regocijo de haber
Puesto à sus reales plantas
La gran ciudad de Sevilla,
Que por los Cerulas estaba;
Este Cairo español, esta
Babilonia castellana,
Este ejército de almenas,

Este escándalo de casas; Esta, adonde, segun dice El refran, por comun patria Le dió, á quien Dios quiso bien, De comer; esta, no octava Maravilla, al fin, sino Primera de todas cuantas Hoy está arrullando el tiempo. Y ayer pregonó la fama; A quien el Guadalquivir, Profundo foso de plata, Viene estrecho para espejo , Y se lo deja à Triana; En cuyo cristal de mundos Muchas selvas se trasladan, Desde su torre del Oro Hasta su puente de tablas. (Perdóneme la oracion, Aunque la alargue de zancas Este paréntesis, que es Debido à las soberanas Grandezas de tan insigne Poblacion, de tan bizarra Ciudad, que, à pesar de siglos, Blason hermoso es de España.) Al fin, don Sancho, en alegres Muestras de empresa tan alta, Se deja lisonjear De las fiestas que le trazan Los hidalgos de Castilla; Y don Enrique, á esta causa, Su hermano, que solicita Su amistad por causas tantas, De aquella nave que trujo be aquella have que trujo
El lienzo en lugar del agua,
Con la grandeza que has visto,
Con la nobleza y la gala,
Sale, llevando los ojos De los hombres y las damas, A mantener un torneo En el campo del Alcázar. Todos los aventureros Son Haros, Castros y Laras, Ricos hombres de Castilla, Aunque entre ellos se señala El bravo don Pedro Alonso De Guzman, que es à quien guarda,

Leal cuanto cuidadoso, Un noble leon las espaldas; Que en una ocasion que tuvo Con los moros , entre tantas Con que á España inmortaliza Su beróica sangre Guzmana, No pudiéndole rendir, Estando á pié, con la espada No mas en la mano, haciendo Mas riza que en una plaza Mas riza que en una plaza
Hace agarrochado un toro
De Tarifa o de Jarama,
Que no hay valor que se atreva
A desjarretalle, y sacan
Lebreles y armas de fuego,
Que son diligencias vanas Contra su indómita furia; Desta suerte, de una jaula Arrojándole esta fiera, En vez de poner las garras En sus entrañas sangrientas, Se vino humilde à sus plantas Por celestial influencia, Virtud ó secreta causa De su pecho, y desde entonces Sigue doméstica y mansa Sus pasos , tanto, que todos El caballero le llaman Del Leon, pero es leon De los caballeros hasta En tener de disfavores Del Rey mil veces cuartana; Que, con haberle servido A él y á su padre en tantas Ocasiones, no le han hecho Una merced señalada De cuantas están haciendo Cada dia à tantos mandrias A fantos zurdos y necios ; Condicion pintiparada De la infame fortuneja , A los méritos contraria. Solamente la ha tenido En casarse; que esta hasta Mas que todas, pues merece Por dichosa prenda amada A la gran doña María

Coronel, la sevillana De mas valor y hermosura Que tuvo la edad pasada, Ni la presente conoce; De seis villas mayorazga, Y juntamente con ellas, De cuatrocientas mil gracias; De cuyo dulce consorcio Nació esta perla con alma. Con quien son todas berruecos, Aunque entren las de Cleopatra; Mas de tal concha es rocio Y lágrimas de tal nácar, Luceros de tal aurora Y hermoso sol de tal alba. Hágale Dios tan dichoso Como merecen tan altas Como merecen tan altas
Partes de sangre y belleza
Y de valerosa infancia.
Pero, volviendo al torneo,
La que de la nube armada
Bajó, madama Sol es,
Una francesa gallarda,
Que desde que en Francia estuvo
Enrique, vino de Francia.
Siguiéndole como estrella, A su valor inclinada. Es competidora suya Martisa, noble africana, Que tambien viene al torneo, De celos y amor armada; Que hoy se ha deshojado el libro; En el sevillano alcazar, Del caballero del Febo, Si no de Amadis de Gaula. Yo me llamo Costanilla, Del gran don Alonso Perez
De Guzman, bonor de España,
Y este apellido tomé De haber nacido en la plaza De la Costanilla mesma; Que mi madre, que Dios haya, Que mi madre, que Dios haya

Una noche me parió

A sonabras de una mulata,

Que administraba abadejo,

Revestida de cuajada.

Sirvo á Guzman, desde diez

Años, con fe tan extraña,

Que no le trocara hoy

Por el Rey ni por el Papa.

Del leon que antes he dicho,

Tan amigo y camarada,

Que comemos à una mesa,

Bormimos en una cama;

Aconséjome con él

Para cosas de importancia, Para cosas de importancia, Y sé la lengua leoncina Mejor que la castellana. No hay entre los dos, al fin, Cosa partida, y es tanta La amistad, que, á tener bijas, Con la mayor le casara; Porque es leon muy de bien, De honrado término y casta, Y à tener nietos leones, Fuera nobleza de Albania. Esta es mi bistoria y la ajena, Con todas las circunstancias Que à un pregnutador responde Un hablador de ventaja.

(Tocan.) Las cajas señal han hecho De la folla, y estas astas Han de servir à mi dueño Que à estas horas en la talla Es un Roldan paladin , Un don Urgel de la Maza , Un Hércules , un Sanson , Un Galafre, una montaña. Un Bernardo, un Cid, un Marte, Un diablo en Cantillana. Mahoma quede contigo, Y san Dios conmigo vaya.

ALIATAR.

(Vase.)

Yo llego à ocasion extraña, Si Alà mis intentos guia, A mi valor acompaña.

Hoy de ti, invencible España,
El Africa ha de triunfar
Por el brazo de Aliatar, Que esta empresa à cargo toma, Y en servició de Mahoma Mi nombre he de eternizar. Ya parece que la fiesta Ha dado fin, y las cajas Compiten à bacerse rajas, De las astas en respuesta.— Sancho, ¿qué valor te presta Alá, cuando el mundo admira Armado desde Algecira Aben Jacob Almanzor, Que á lances de ocio y amor Tu arrogancia se retira?

(Vanse.)

Salen LOS TORNEANTES, con sombreros de plumas, y EL MAESTRE, de barba; y luego, EL REY.

Confieso que no he visto, Infante, mayor fiesta, y que bienquisto Pudiera en ella solo Hacerme desde un polo al otro polo, Cuanto mas en Castilla, Vuestro heróico valor, que á cada as-Pegó una estrella, Infante, [tilla O fue cometa de su sol brillante; Cada ardiente reflejo Despreció ser de su zafir espejo ; Las astas , las espadas , Cometas de sus dueños fulminadas, Cometas de sus dueños fulminadas,
Nadaron por espumas
De piélagos de arneses y de plumas,
Y fué el lance postrero
Tormenta de relámpagos de acero.
En efeto, el torneo
El término ha pasado del deseo,
Y tuvo de excelente
Acabar con el dia juntamente;
Que, en muriéndose el dia,
Cadáver es del sol la noche fria.

INFANTE. Sevilla, que está ufana
De ser de la grandeza castellana
Heróica, impirea esfera,
Del Bétis alegrando la ribera,
Y tanto al cielo imita,
Que el día en luminarias resucita, Y tantas siendo, apenas Y tantas siendo, apenas Coronan tu cabeza sus almenas; [cho. Que al valor de tu pecho [cho. Aun la del mundo fuera aplauso estre-

Despues del nuevo modo Y generoso celo con que todo Lo habeis esclarecido , Infante, de Sevilla estoy servido; Sevilla me ha obligado , Y estoy de su grandeza enamorado; No vi ciudad mas bella; Solo pudiera un rey ser rey con ella, Y grande rey seria, Porque Sevilla sola es monarquia.

INFANTE. Por mi y por ella os beso La mano.

> REY. Con los brazos te confieso,

Enrique, que quisiera Ponerte con el sol.

INFANTE.

En esa esfera Fijar tu nombre aguardo. Aunque mas soberano, mas gallardo, En ti vivir presume; Que lo inmortal el tiempo no consume. Todos besarte ahora La mano aguardan.

Lleguen en buen hora; Que estoy con razon vano De tener en el suelo castellano Tan grandes, tan leales
Vasallos, que pudieran, siendo tales,
Sin ser de amor empeño, [ño.
Ser cada cual de un nuevo mundo due-

MAESTRE.

Guarde Dios á vuestra alteza, Pues con favores tan altos. Con tan heróicas mercedes, Honra tan grandes vasallos.

Don Rodrigo de Mendoza,
Maestre de Santiago,
Primo mio, con vos solo
Puede ser don Sancho el Brave
Manso rey; y así, desde hoy,
Por mi interés propio, os hago
De la tenencia merced
Da Tagifa, y en la caños De Tarifa, y en los años Vuestros, seréis mas defensa Que su muro, celebrado De los romanos y godos, Contra el soberbio africano Aben Jacob Almanzor, Que con número tan raro De alarbes desde Algecira La amenaza, procurando, Como Tarifotra vez, De quien el nombre ha tomado, Ganar à España por ella; Que, aunque de tantos soldados Hoy la tengo guarnecida, Importará en todo caso Vuestra persona, Maestre.

MAESTRE.

Puesto que privilegiado Mi mucha edad me tenia, Os beso otra vez la mano
Os beso otra vez la mano
Por la merced que me baceis;
Que el que nació tan bonrado
Vasallo como yo, tiene Obligacion, por vasallo, Para servir à su rey, A levantarse del marmol De su sepulcro.

Don Rodrigo , sois Hurtado Y Mendoza.

MAESTRE.

Soy, Señor, Siendo quien soy, vuestro esclavo.

DON ALONSO.

Yo soy, Señor, don Alonso Perez de Guzman.

REY.

Ya sé

Quien sois.

DON ALONSO. Este es mi retrato Y mi heredero, don Pedro Alonso, de quien aguardo En vuestro servicio heróicas Proezas.

Bien està.

DON ALONSO

Extraño Despego! ¡Raro desvio! ¡Gran desden!

DON PEDRO.

Muy mesurado, Padre, nos recibe el Rey, Y confieso que es agravio Para sentirlo los dos En mucho extremo, pues cuando En mucho extremo, pues cuando A tantos hace favores, Y mercedes hace á tantos, Tan secamente á los dos Nos responde. ¿ Hay otro hidalgo De mejor sangre en Castilla Que vos, ní tiene otro brazo Mas valeroso que el vuestro, Ní otro acero mas bizarro? No puede en muchos imperios Ní en tantos mundos hallarlos, "Vive Dios." ; Vive Dios!

DON ALONSO.

Pedro, en el rey Examinar el vasallo No puede los pensamientos; Que ya tendra de tratarnos Desta suerte causa el Rey, Desta suerte causa el Rey,
Que nosotros no alcanzamos;
Que se usan siempre traidores
En las cortes y palacios,
Que de desacreditar
Viven méritos honrados;
Y no es mucho que conmigo
Hayan tambien encontrado,
Que he podido dar envidia
A mas de algun cortesano,
Que es cobarde y lisonjero.
De mi fe, que no he faltado
A quien soy; lo demás corra, A quien soy; lo demás corra , Pues que le toma á su cargo, Por cuenta de la fortuna; No es culpa ser desdichado.

Quién, Maestre, al fin ha sido. Pues del torneo os nombraron Por juez, el que mejor, Despues del Infante, ha andado?

MAESTRE. Todos concuerdan, Señor, Si no he de lisonjearos, Que fué don Alonso Perez El que ha andado mas bizarro.

Maestre, ¿qué don Alonso Perez? Que en Castilla hay tantos Dese apellido, que dudo A quién se debe ese aplauso.

MAESTRE.

A don Alonso, Señor. Perez de Guzman le han dado Lugar segundo.

DON ALONSO.

A muchos que, blasonando. Aun no han ganado un bonete Aun no han ganado un bonete
Al fronterizo africano;
Y yo tengo de banderas
Y de alfanjes de Damasco,
De adargas y tablachinas,
El gran templo sevillano
Vestido, como el abril
De hojas y flores los campos.

REY. De vuestra soberbia, Perez De Guzman, estoy cansado Muchos dias há, y sentido

DD. C. DE L .- 11.

Mucho mas de vuestro trato; Que, para hablaros así, Este lance he deseado, Porque delante de todos Os quise hacer este agravio.

Palabras de un rey, Señor, Con enojo, no agraviaron, Pero pueden ser veneno. Yo no imagino, no alcanzo
Que os pueda haber deservido
Despues que os besé la mano
Por mi rey, y se entregó
Sevilla, que de sus altos
Muros hoy laurel os teje,
Que goceis por largos años.

Rien me basta para ofensa, Y me sobra para enfado, Saber de vos que seguisteis Contra mi la voz del bando De mis sobrinos, haciendo Que Sevilla tiempo tanto Se obstinase à mi poder.

DON ALONSO.

Los Laras, Haros y Castros Hicieron lo mismo, el tiempo Que no se desengañaron Del derecho que tenian Los hijos de vuestro hermano; Pero, despues que del vuestro Los dias nos informaron, La mano os besamos todos La mano os besamos todos
Por nuestro rey soberano.
En la plaza de Sevilla,
Con el debido aparato,
Lovanté el pendon por vos,
El alcázar entregándoos
Y la ciudad ese día
Que los nobles ciudadanos
Por mi homenaje os hicieron;
Y en mil fiestas he mostrado
Los deseos de serviros: Los deseos de serviros: Pero, pues sois tan ingrato, Que, en vez de hacerme mercedes, Me haceis públicos agravios , Yo me desnaturalizo De vos, pidiéndoos el plazo Que los fueros de Castilla Dan à todos los vasallos Para salir destos reinos Cuando por iguales casos Lo mismo que yo ejecutan ; Que no habrá rey tan extraño, De quien no espere mercedes De mas gloriosos aplausos.

Desde luego os lo concedo; Y aunque son los señalados Del término treinta dias, Esta misma noche os mando Que no durmais en Sevilla, Triana ni San Bernardo; O por vida de la Reina Y del principe Fernando, Mi hijo, que la cabeza Os ponga à los piés.

DON ALONSO.

Yo parto Luego, con la brevedad Que vuestra alteza ha mandado, Contento de obedecerle, De servirle mal pagado, Y algun dia echará menos Esta espada y este brazo.-Vamos, Pedro.

DON PEDRO.

Ya voy, padre, Siguiéndoos, ya que imitaros

No pueda, y saben los cielos Que voy por ojos y labios Escupiendo basiliscos.

Señores , acompañando Salgamos á don Alonso Perez de Guzman, pues cuantos Hay en la sala y en Castilla, Ricos hombres y hijosdalgo, Todos somos deudos suyos Por su mujer y su hermano.

DON ALONSO.

No, caballeros; yo llevo Lo que me basta en los años Tiernos de don Pedro Alfonso, Mi hijo y mi mayorazgo, Y en ese leon, que siempre Me sigue, domesticado, Guardándome las espaldas Guardandome las espaida De fingidos cortesanos . De palaciegos traidores , De lisonjeros ingratos . De dueños desconocidos , De amigos y deudos falsos.

MAESTRE.

Señores, vamos con él, Pues es nuestra sangre.

Vamos.

(Vanse.)

Todos tras él han salido.

: Notable resolucion!

En Castilla y en Leon Esta costumbre han seguido Cuando sale desterrado De la presencia del Rey

No es justa ley. Y todos me han indignado.

Un noble.

Ese consuelo, Señor, Se le concede al que va De su rey ausente, y da De don Alonso el valor Ocasion para mayores Demostraciones con él:
Que es el vasallo mas fiel,
Y por sus antecesores
No debe nada á los reyes
De Castilla y de Leon.
Y de tan grande opinion,
Que tienen fuerza de leyes
En Castilla sus deseos;
Y á ser lenguas sus almens Y á ser lenguas sus almenas, No podrán contar apenas Los africanos trofeos Con que viene cada dia De las fronteras, despues De ser...

REY.

Basta, Enrique; que es Muy cansada groseria Hablar de un hombre tan bien, Con quien estoy yo tan mal.

Señor, si yo en caso igual No llego à templaros, ¿quién Lo ha de intentar?

Yo se, Infante,

Vuestros intentos.

INFANTE.

Los mios

Son de rendirle albedrios A vuestros piés.

BEV

Adelante; Que en vos he experimentado, En mayores estrechezas, Mas lisonjas que finezas.

INFANTE.

Vuestra alteza se ha engañado.

REY.

Vos, infante Enrique, vos Me habeis engañado á mí Muchas veces.

> INFANTE. Siempre fui

Leal.

BEY.

Mientes, ; vive Dios!
INFANTE.

Vive Dios, que he dicho tanta
Verdad como vos.

(Saca la daga el Rey.)

Sale ALIATAR.

REY.
Villano,
Puesta en la daga la mano,
Y con desvergüenza tanta,
Pedazos le haré con esta,
Sacaréte el corazon.

Yo entro en notable ocasion.

Irme te doy por respuesta, Ya que quiso hacerte el cielo Mi rey.

(Vase.)

Véte, ó vive Dios...

ALIATAR. (Ap.)

Uno se fué de los dos.

¿Quién es?

ALIATAR. (Ap.)
Que es el Rey, recelo,

Este.

Un moro se entró acá.

ALIATAR. (Áp.)
El Rey es, por los retratos

Que he visto.

Oh hermanos ingratos!

ALIATAR. (Ap.)
El Rey es; j válgame Alá!; Qué espantosa vista tiene
Con el acero desnudo
En la mano! Apenas dudo
Si estoy con alma.

REY.

Moro, en tu pecho, que así, Sin avisarme, has pisado Estas salas?

ALIATAR. (Ap.) ¡Que me he helado! Mármol soy, y Aliatar fui.

REY.

¿ No respondes?

Ten, Señor,

El brazo, baja el acero; Que yo, cuando... Primero

He de saber...

ALIATAR. (Ap.)
; Qué temor
Este cristiano ha infundido
Tan notable en mi. que apenas
Siento con sangre las venas,
Pulsa con alma el sentido!

REV.

Moro, tu intento me di; Que esa turbacion...

ALIATAR.

osé

Que lo sabes; de Alá fué Permision venir así A tus manos, que él te ha hecho De mis intentos sin duda Revelacion, y desnuda Me has visto el alma en el pecho. Yo confieso que venia, De Aben Jacob enviado, A matarte, confiado En la heróica valentía Deste brazo, que Mahoma Ha hecho contra el cristiano, Tantas veces africano Azote; pero Alá toma A su cargo tu defensa De suerte en esta ocasion, Que aun con la imaginacion No he podido hacerte ofensa. Esta fué de entrarme así La causa, porque las puertas Hallé de lu cuarto abiertas, Y apenas te encontré aqui Con el acero en la mano, Cuando me faltó el valor, Estátua me hizo el temor, Y hombre quise ser en vano. A tus piés estoy rendido; A tus piés estoy rendido; Si de tus manos merezco La muerte, el pecho te ofrezco, Nunca de nadie vencido. Rómpele, pues no te puedo hesistir; que el verte airado En el delito me ha helado, Y me ha encantado en el miedo; Como en su mayor raudal Apresurado arroyuelo Nace de plata, y con hielo Muere senda de cristal, Tu vista pone en cadena Las almas; que mi furor Se ha rompido en el valor, Como el mar en el arena.

DEV

Levanta, pierde el temor;
Que yo en rendidos no mancho
Mi acero, que soy don Sancho,
Y el Bravo me llama el suelo
Castellano, y no merece
Brazo que à mi se atrevió
Que le dé la muerte yo;
Tu valor te favorece,
Tu ardimiento te acredita,
Tu temeridad te abona,
Tu confesion te perdona,
Tu temer lo solícita.
Porque nos dé, en conclusion,
A los dos fama este dia,
A ti tan grande osadia,
Y à mi tan nuevo perdon.
La vuelta no te resisto;
Libre este suceso cuenta,
Y à Aben Jacob representa
Solamente lo que has visto.
Retrátale mi semblante
Y el valor que en mi te admira,
Y dile que de Algeeira

El ejército levante,
Y que al Africa se vuelva,
En le desta relacion,
Antes que su remision
Con mi vida lo resuelva;
Que entonces no le concedo
Lo que hoy; que, aunque en la vencida
Fuga le dejé la vida,
No le perdonaré el miedo.
Y en rehenes y en señal
Desta palabra, le envio
(Empeño del valor mio)
Este desnudo puñal,
Con que me hallaste en la mano,
Que de la vaina saqué
Para castigar la fe
Mal segura de un hermano;
Que hay que temer tanto en mí,
Y en él tanto que dudar,
Que aun armas le quiero dar
Y añadir número en tí.
Porque en llegándole á ver,
Me dé, aunque apele al huir,
Mas aceros que rendir
Y mas hombres que vencer.
Toma.

ALIATAR.

Muestra.

ney. Véte agora

En paz.

ALIATAB.

Alá, soberano Monarca, te baga cristiano Rey del ocaso al aurora.

REY

¿No te vas?

Ya, ya me voy.

REY.

¿ Qué aguardas ?

ALIATAR.

Mas ancho mundo; Que en ti, oh Mahoma segundo, Viendo prodigios estoy. (Vanse.)

Salen DOÑA MARÍA, DON ALONSO Y DON PEDRO.

DOÑA MARÍA.

¿Qué es esto, mi bien? El dia De la mas lucida fiesta Que vió Castilla, despues Que reinan reyes en ella, En que vos habeis andado El mas bizarro, aunque, atenta La envidia, os desacredite Con la lisonja la ausencia; Cuando las damas confiesan Que les llevastes los ojos, Sin perdonar las estrellas; Cuando me habeis parecido Mejor, aunque me pudieran Dar celos las atenciones De tanta airosa belleza Sevillana, que parece Que sobre las plumas vuestras Llovió el amor corazones, Granizó abril primaveras; Y en fin, ¿en tanta alegria Venis con tanta tristeza, Con desabrimiento tanto, Pidiendo botas y espuelas, Con diversiones tan raras, Con suspensiones tan nuevas? ¿ Qué traeis, esposo amado?

DON ALONSO. Ay doña Maria! Ay prenda Amada! Ay esposa mia! DONA MARÍA.

Hablad, mi bien ; que à la lengua, Que es mia , como los ojos . No es bien que menos le deba . Pues ellos me están hablando Mil confusiones de penas, Y ella puede disfrazallas, Y avara, lo regatea. Pedro amigo, ¿qué ocasion Trae vuestro padre, que pueda Obligalle à que no dé Parte à vuestra madre della? Decidmela vos

DON PEDRO.

Señora, Rastante es la que le fuerza A enmudecer.

DOÑA MARÍA-Ah señor, Ah esposo, no os cumudezca Mi desdicha, pues mi amor Os merece mas finezas. ¿Qué teneis?

DON ALONSO. Voy à morir Esta noche, sin que pueda Tener remedio mi vida, Tener mi muerte defensa.

DOÑA MARÍA.

De qué suerte, esposo amado? DON ALONSO.

Si he de haçer de vos ausencia, No es muerte, de vos partir, Pues que vivimos à medias Con un alma vos y yo?

DOÑA MARÍA.

Partiros de mi?

DON ALONSO.

Por fuerza; Que servic à un rey ingrato Obliga à estas inclemencias. Hoy me desnaturalizo De Castilla, por ofensas Que me ha becho el Rey delante De cuanta goda nobleza Salió del torneo, y quiere Que luego, esta noche mesma, Salga de Sevilla y salga De mí, Ved, esposa, si esta Es causa para sentilla.

DONA MARÍA.

Dejad que os responda á ella Con las palabras del alma, Que son lágrimas que encierran Conceptos de sangre muda, De quien el silencio es lengua. Siempre temi, tras de tantas Felicidades y buenas Fortunas, pension alguna, Que no hay quien viva sin ella; 1 esta, despues de la muerte, Es la mayor que nudiera. Es la mayor que pudiera Pagar mi amor á la envidia.

DON ALONSO.

Mi bien, mi valor os deba Esfaerzos para alentarme; Yo voy con el alma vuestra, Y vos quedais con la mia, Y para reirato os queda Pedro en mi ausencia, Señora, Que tambien es alma vuestra. No hay sino tener valor; Que Algecira está muy cerca, Adonde voy á servir

A Aben Jacob en la guerra, No contra cristiano rey. Porque eso à mi sangre fuera Inexorable delito; Y aunque don Sancho me ofenda Con tantas demostraciones, Voy à obligalle, con muestras De quien soy, à Aben Jacob Que las alarbes banderas Contra sus contrarios reyes Moros al Africa vuelva, Y alli serville, ganando Famas, glorias y riquezas , Siempre Guzman, siempre Bueno, Hasta que don Sancho crea Que lo soy, y en su servicio Importante le parezca. Yo daré presto por vos Secretamente la vuelta, Con la decencia que es justo; Y entre tanto, el alma os lleva Por alma suya, dejando La mía por alma vuestra.

Sale COSTANILLA.

COSTANILLA

Señor, ya están los caballos, Como mandaste, á la puerta Del jardin; y si no he visto Mal, por esas cuadras entra El infante don Enrique Ahora.

Sale EL INFANTE.

INFANTE.

Desta manera Me obliga vuestro valor, Guzman el Bueno, à que venga A vuestra casa.

DON ALONSO.

Senor, Siempre debi à vuestra alteza Grandes fayores.

INFANTE.

Yo vengo En persona á daros priesa Para salir de Sevilla; Porque esta noche, en defensa Vuestra, tuve con el Rey Vuestra, tuve con el Rey Un encuentro, en que pudiera Arriesgar honor y vida, Y huyendo de su fiereza, Determino à Portugal Pasarme, aunque me detenga En Sevilla algunos dias, Retirándome à las Cuevas Primero , porque me importa Esperar una respuesta Del rey de Aragon.

DOX ALONSO,

Infante . Siempre de vnestra grandeza Recibi grandes favores, Y otro aguardo que à este exceda.

INFANTE.

Pues no andeis corto conmigo.

DON ALONSO. Ya sabeis cómo es muy deuda bel de Portugal, Enrique, Doña Maria, y su alteza Este parentesco estima Tanto, que à Pedro desea Criar en su casa. Hacednos Merced de que efecto tenga Esto; llevadle con vos. Para que en edad tan tierna Vaya mas acomodado,

Y con mas crédito pueda Ir su persona à las plantas De don Dionis.

INFANTE.

Esa prenda, Guzman, me acreditará A mi con el Rey, y en esta Ocasion es para mi La lisonja, la tineza Que mas estimo.

DON ALONSO. Mil años Vuestra alteza favorezca

Sus esclavos. INFANTE. Guardeos Dios,

Doña Maria.

DON ALONSO. Pedro? Bésale la mano Al Infante; ¡llega, llega!

INFANTE.

Mas cerca teneis los brazos. Yo avisaré cuando sea Tiempo de que Pedro parta Conmigo. Nada os detenga Mas, don Alonso, y salios De Sevilla con presteza; Que está enojado don Sancho Por la ocasion de los Cerdas, Y no sin causa le llama Castilla el Bravo; no sea La remision de partiros Causa de alguna tragedia. Y adios; que yoá la Cartuja Tambien me retiro.

(Vase.)

DON ALONSO.

Elsea En vuestro favor, Enrique.-Ea, Señora, esta auscucia Es forzoso ejecutar Mas presto que yo quisiera. Dadme los brazos, y adios; Valor mostrad y prudencia; Que no tengo que encargaros Las obligaciones vuestras, Y adios.—Pedro, adios, y el cielo Permita que à veros vuelva, Como deseo.

DON PEDRO El os traiga Como esta casa desea. Y como yo he menester.

DONA MARIA. En tan desdichada ausencia, Valor de mi pecho noble Guardadme , para la vuelta De don Alonso, la vida

COSTANILLA. Ya está con botas y espuelas Nuestro camarada.

> DON ALONSO. ¿Quién? COSTANILLA.

El leon.

BON ALONSO. Nunca tus veras Son otras.

DONA MARIA. Quedo sin vida. BON PEDRO. Sentir, no llorar, quisiera, Y no parece valor. DON ALONSO.

En dos partes se me queda

El corazon dividido .-Vamos, Costanilla.

COSTANILLA.

Buena Vuelta nos dé Dios à España, Aunque de garrucha sea. (Vanse.)

## JORNADA SEGUNDA.

Salen ABEN JACOB Y ALIATAR.

ALIATAR.

Es un retrato, en efeto. De Alá, con el mundo airado, Cuando bajara abrasado A dar el postrer decreto. En él el cielo cifró. Todo junto, cuanto en ser Humano pudo caber; Y al fin, él me acobardo De suerte, cuando le vi Con este acero en la mano, Que de sus rayos humanos Pájaro nocturno fui. El temor me granjeò El perdon de mi osadía Y con esta arma me envia Y con esta arma me envia
Para que te diga yo
Que en rebenes te la da
De que ha de acabar con todo
El cristiano poder godo
Sobre Algecira, si ya
El-ejército africano
Antes de alzar no resuelves ,
Y al Africa no te vuelves;
One si le espersa en vano Que, si le esperas, en vano Despues podrás apelar A escaparte con tu gente, Porque el miedo solamente De morir te ha de matar.

ABEN.

Basta, cobarde ; no quieras Que de tus infames labios Mas vilezas, mas agravios Contra las sacras banderas De las africanas lunas Escuche, ardiendo en furor, Aben Jacob Almanzor, Que las cristianas fortunas Tantas veces ha tenido Entre sus plantas, y está Rigiendo, en lugar de Alá, Rigiendo, en lugar de Alá, El imperio no vencido De las dos Africas, para Poner el mundo á mis piés, Y España es poco interés, Ni la romana tiara De su cristiano alfaqui; Y ese que pintas tan bravo, Llevándole por mi esclavo, Verá el valor que hay en mi; Que le de volver á pasar Mis escuadrones ufanos Sobre espaldas de cristianos El estrecho á Gibraltar. Y este acero que has traido En rebenes, instrumento Será de tu fin sangriento, Mide, Alistar fementido, La tierra con la garganta, La tierra con la garganta, Besa con los viles labios. Que han hecho tantos agravios A la ley de Meca santa, Esa arena, que ha de ser, Con ese acero cristiano,

#### LUIS VELEZ DE GUEVARA.

Mancha del nombre africano, Púrpura vil.—¿Qué hay, Jafer?

Sale JAFER.

De dos rayos andaluces, Dos cristianos caballeros, Y en el traje y los aceros, Que traen doradas cruces, Lo muestran, quieren los piés Besarte. ¿Entrarán?

ABEN.

Parece Emblema la que me ofrece Tu relacion. Entren pues; Que sobre estas almohadas, Donde siempre audiencia doy, Esperándolos estoy.

JAFER.

; Mandas que entren sin espadas ?

ABEN.

Jafer, entren como vienen; Que Aben Jacob Almanzor No le da el mundo temor.— Tu muerte, vil Aliatar,
Para tormento mas fiero;
Que de la mano el acero
Cristiano no he de dejar.

Salen DON ALONSO y COSTANILLA.

JAFER.

Ya llegan.

DON ALONSO. Sálvete el cielo,

Aben Jacob.

AREN.

Venga Alá Con vosotros; levantá Agora los-dos del suelo.

DON ALONSO.

El cielo tu vida aumente. ABEN.

Decid, ¿á qué habeis venido?

COSTANILLA.

¡Qué largo está y qué tendido!

DON ALONSO.

Escuchame atentamente: Yo soy don Alonso Perez. Moro, de Guzman; mi nombre Es este, y es sol de España Celebrado en los mayores; Desta gran casa soy bijo, De cuyos progenitores Heróicos y no vencidos Naci en efeto, y tan pobre, Que fué menester valerme Que lue menester valerme Con altas resoluciones , Para ganar de comer, Deste acero, haciendo el nombre De Alfonso el Décimo eterno Contra los moros pendones En Sevilla, y deseoso De ver de mí sucesores, Casé con doña Maria Coronel, que en sangre y dote De la persona y hacienda Hacen caso los mayores; Casamiento que envidiaron Hijosdalgo y ricos hombres; Ser de Sevilla, por ella, Alférez mayor tocóme, Mayor alguacil y alcaíde De su alcázar y su torre; Don Sancho el Bravo (que reine

Su corona largos años Tuvo por competidores A los hijos de su hermano, Luego que murió en los monjes De las Cuevas de Sevilla Su padre Alfonso, y entonces De sus sobrinos seguimos De sus sobrinos seguimos Muchos generosos hombres De Castilla y de Leon La voz, hasta que, conformes Las partes, se dió á don Sancho La obediencia que disponen Los homenajes reales, Haciendo á todos favores raciendo a todos lavores Y mercedes; mas conmigo Trn cruel, tan desconforme, Que públicamente un dia, Despues de un torneo, adonde Mostré en las burlas de Marte Veras del galan Adónis, Matarme intentó al veneno De descompuestas razones; Que en un rey palabras de ira Sirven de desnudo estoque; Y entre muerto y ofendido, Dando en el rostro pregones, El carmin, de la vergüenza, Velo que la sangre noble Al alma, que à los cristales Del cuerpo entonces se opone Al reparo de la ofensa, Como está desnada, corre; No teniendo otro, del Rey Me destierro en altas voces, Y me desnaturalizo n me desnaturalizo
De su vasallo, y conforme
El fuero de España, pido
Que el plazo mismo me otorguen
Que á los demás.se concede,
Cuando estas satisfacciones
Toman de injurias reales,
Ya que el valor no conoce
De un vasallo otra ninguna
Con un rey, para que lome De un vasalio otra ninguna
Con un rey, para que tome
Resolucion de salir
De sus reinos, y sin órden
Me niega el plazo, y me manda
Que no esté un hora en la corte,
Pena de la vida. Parto De Sevilla, con un hombre En mi servicio, no mas, Que cortésmente socorre Un pecho hidalgo; con ese, Y con que me reconoce Por dueño, vengo á tus plantas A ofrecer la sangre noble Que tengo en servicio tuyo, Mas que à otro principe, estoy Inclinado, porque cobres Conmigo un vasallo puevo, Y un soldado de quien logres Los triunfos que à tu valor Vá In imperio corresponden. Los triunfos que à tu valor
Y à tu imperio corresponden;
Pero ha de ser, si me admites,
Con aquestas condiciones:
Lo primero, Aben Jacob,
Que mi valor te propone,
Es que no bas de hacer al rey
Cristiano guerra, ni adonde
Daño à los suyos se hiciere.
La segunda, que te tornes
Al Africa, levantando
Tus valientes escuadrones
De Algecira. La tercera, De Algeeira. La tercera, Que han de respetar el nombre De mi rey, en las palabras Y en las imaginaciones, Los tuyos ; que , aunque agraviado Vengo de sus disfavores , Los nobles han de cumplir

En Castilla en paz, y goce

Siempre sus obligaciones; Que son ofensas de reyes, De los vasallos crisoles. La cuarta y última, en fin, Es . Aben Jacob, que sobre Mi ley no has de argumentar Conmigo, ni hacerme en órden A la tuya, en su desprecio, Ociosas comparaciones; Que has de permitirme hacer Lo que à cristiano me toque Públicamente, y en todas Las marciales ocasiones, Que al español Patron nuestro, Que vuestras lunas conocen, He de apellidar, diciendo Al son de los atambores: Cierra España y Santiago, o Que es voz que da corazones. Con las condiciones dichas, Como católico y noble, Te juro sobre la cruz Desta espada, en arreboles Africanos tantas veces Teñida, desde que jóven Puso el abril en mis labios Las tiernas premisas flores, De servirte con lealtad, Y bacer que al Africa asombre, Y à las dos Asias con ella, Tu blason , cuando tremolen Otra vez los tafetanes De Jérges, que vió Oloróntes, Contra tu imperio, rindiendo Cuantos rebeldes se oponen Jeques á la majestad Cesarea tuya, aunque broten Las arenas africanas Contra ti piélagos de hombres, No igualando à la firmeza De mi palabra ese monte, Que presume eternidades Con los celestes faroles; Ni aquel escollo, que al mar Por homenajes se expone De la tierra, esa columna Que está con el cielo al tope, Ese que aspira á gigante, Ese que se alienta á torre, Ese que se mienta acero, Y ese que se obstina bronce; Pues soy don Alonso Perez Claros de Guzman, y pone El cielo en mi pecho cuanto Repartio entre muchos orbes.

ABEN

Cristiano, por Alá, que eres El primero à quien conoce Inclinacion mi albedrio, Virtud de constelaciones Secretas; llégate y dame Los brazos.

DON ALONSO. Los tuyos honren Mi pecho, herôico monarca Del Africa.

Desde hoy corre Tu valor por cuenta mia,
Y desde hoy tu sangre noble,
Guzman, te hace de mi pecho
Dueño, con tantos honores,
Que admiren el mundo; dame
La mano, que no hay quien goce La mano, que no hay quien goce
Este favor, si no son
Solo nuestros sucesores
O la principal de todas
Nuestras mujeres, y cobre
Por ti vida ese cobarde,
Que estaba aguardando el golpe
Deste acero, que en mi mano

Està obstinando rigores, Que tu venida ha templado. (Habrá estado Aliatar hasta ahora tendido en el suelo.)

DON ALONSO.

Tan grandes demostraciones Me harán tu esclavo.

Guzman, De tu rey es, no le asombre.

DON ALONSO.

¿Qué dices?

ABEN.

Despacio sabrás el órden Con que vino à mi poder. Tómale, y no te alborotes; Que quiero que la primera Presea que mis favores Te dan, sea de tu rey. Porque sus estimaciones Le vinieron en el grado Que tú publicas á voces.

DON ALONSO. Mil veces la beso, y pongo Sobre mi cabeza y sobre Mi honra y vida, Aben Jacob, Y la guardaré, en tu nombre Y en el suyo, lo que el cielo Me dejare vivir, y honre Ahora el derecho lado Mio hasta que yo la torne A su poder.

COSTANILLA. Vuestra real Vuestra real
Morería me perdone,
Y me dé á besar sus manos,
Sus plantas ó sus talones,
Y conozca á Costanilla,
Que ha sido escudero al trote
Del tal Guzman, y os espera,
Si no es alzarse á mayores
Con la fema y la festivo Con la fama y la fortuna, Volviendo à verme en la torre Del Oro de mi lugar, Como volvió Lanzarote Cuando de Bretaña vino.

DON ALONSO. Estas no son ocasiones, Costanilla, para burlas.

COSTANILLA. Espero yo que le informes Dos horas à Aben Jacob, O Aben Esau, y me pones Limite en que mis deseos Sepan los Aben Jacobes? Todos venimos de Adan.

Guzman , ya de mis acciones Eres alma, y porque creas Que esta verdad corresponde A la experiencia, principio Quiero dar luego. — ¿ Jafer?

JAFER. Señor.

Haz que à marchar toque El campo, y desde Algecira, Para que se embarque, tome La vuelta del mar; que alli Trescientas fustas, que ponen En confusion à los vientos Arrogantes, porque asombre A España, nos servirán De puente al Africa.

DON ALONSO. Sople

Tu fortuna hasta el imperio Del Asia.

ABEN.

Desde hoy el nombre, Guzman, de mi general Goza.

DON ALONSO. Con tantos favores. A tu corona vendrán Estrechos les horizontes.

Ya los parches y metales , Para obedecer el órden Que me has dado, se previenen.

ABEN. Danos, Jafer, dos bastones; Que el Guzman y yo igualmente À la campaña salobre Del mar capitanearémos Los armados escuadrones,

Sale JAFER.

JAFER.

Aqui están.

ABEN.

Muestra, Jafer, Y haz que esotro el Guzman honro.

COSTANILLA

DON ALONSO. Sobre el cielo me levantas. Toca ahora á marchar.

Señor leon, á su tierra Vames ; no hay sino dar orden De pagar el hospedaje De España; que los leones Honrados siempre proceden Como quien son.

DON ALONSO. Con el orden Pueden hacer la señal Los clarines y atambores.

Tocan y vanse; sale DONA MARIA Y DON PEDRO, de camino, y EL AYO.

DOÑA MARÍA. Esta carta habeis de dar A don Dionis , Pedro mio, Rey de Portugal y tio Vuestro ; llegadle à besar La real mano à su alteza Con don Enrique el infante, Y hasta que el Rey os levante Con los brazos, que es fineza Al parentesco debida, No os habeis de levantar, Ni cubriros sin mandar Que lo hagais; y à esto, por vida De vuestro padre, que estéis Con atencion desde aliora, Porque no os tengan...

DON PEDRO.

Señora,

En mi un retrato veréis De los dos, porque deseo Ser un cristal de los dos.

DOÑA MARÍA Guardeos muchos años Dios; Que en vos su retrato veo. Partid-os luego, y volved A darme otra vez los brazos, Y adios.

DON PEDRO. Adios.

DOÑA MARÍA.

A pedazos
El alma se me va; haced,
Pedro, lo que os he encargado.

DON PEDRO.

Yo voy, Señora, advertido. (Vase.)

DOÑA MARÍA.

Pues guardeos Dios; sin sentido
Mi corazon ha quedado,
Pues se han partido de mi
Dos almas; mi vida cese.—
¿Elvira?

Sale ELVIRA.

ELVIRA.

Señora.

poña maria. ¿Fuése

Pedro?

PLVIRA.
Ya partió de aquí.
Doña Maria.
Dame una silla, y al punto
Trae aquí papel y tinta;
Escribiré à don Alonso,
Si es que el dolor no me priva
De sentido.

(Saca Elvira recado de escribir.)

Ya está aqui. Doña maría.

Cierra esa puerta, y avisa Que nadie entre donde estoy.

ELVIRA.

(Vase.)

Ya voy.

POÑA MARÍA.

Véte: adros, Elvira.—

¿Con qué palabras podran
Expresar las ansias mías
De dos ausencias tan grandes
Los sentimientos que privan,
Para podellos copiar,
De razon, al alma mía?
Don Alonso de Guzman,
Dueño y señor de mi vida,
Despues que anegada en llanto,
Despues que vuelta en cenizas,
De mis suspiros al fuego,
Me dejó aquella partida,
La de Pedro me ha dejado...
¡Ay de m!

Sale EL REY.

Doña Maria, No os alboroteis.

DOÑA MARÍA. Señor, Señor, ; un rey de Castilla A estas horas en mi casa?

A vuestra casa me obliga Venir Enrique à estas horas, Porque, demás de una espía Oue tengo de sus intentos, Sé que en ella se retira Por sagrado de mi enojo; Y como nadie podía Atreverse en vuestra casa A intentar esta pesquisa, Vengo yo mismo en persona.

DOÑA MARÍA.

Bien pudiera por mi misma
Excusallo vuestra alteza,
Cuando las injustas iras
Con mi esposo os obligaran

Con tan nuevas osadias;
Que esta casa solamente
Es sagrado que publica
Veneraciones de reyes,
No de infantes de Castilla,
De vuestra esfera huyendo;
Que aqui ni aun el sol porfia
Entrar, mi marido ausente,
Que se desnaturaliza
De vos por vuestros agravios;
Que à Pedro, que es sangre mia,
Alma de mis pensamientos
Y alivio de mis desdichas,
No le he querido tener
En ella, porque los dias
Que estoy de mi dueño ausente,
No quiere alivio mi vida.

Con vuestro valor compite
Vuestra beldad peregrina;
Mayor sois que vuestra fama,
Puesto que ella me decia
De vuestra hermosura extremos;
Que toda sois maravillas;
Y por vida de Fernando,
Si vuestros ojos me miran
Con menos desdenes, rayos
Que toda el alma fulminan
De un rey, aunque ella mas
De soles nos acreditan,
Que à don Alonso, à don Pedro,
Que à vuestra heròica familia...

DOÑA MARÍA.

Vive Dios, si vuestra alteza
Con palabras tan indignas
De quien soy pasa adelante,
Y lo que en ofensa mia
Pasos ha dado, no vuelve
Atràs con la misma prisa,
Que é entrar los encamino
La vil sangre Tementida
De algun forzado enemigo,
De quien las honras se fian
En las mas ilustres casos,
Que dé un ejemplo à Sevilla
Y à España, que el mundo asombre,
Y abra ese balcon y diga
A voces que es un tirano,
Y un rey que desacredita
Las casas de sus vasallos,
Tan nobles como la mía;
Que cuando, para agraviarme,
Me juzgueis sin compañía,
No penseis que estoy tan sola,
Que no estoy commigo misma.
Esa es la puerta del cuarto
Por donde entrastes; que pisan
Estos ladrillos los reyes
Viniendo à bonrar muy de día
De sus dueños los blasones,
Que sus Coroneles pisan.
Con los que orlan los escudos
De los reyes de Castilla;
Y pues tan desalumbrado
Venis à que os dé noticia
De quién soy esta experiencia,
Quiero con esta bujía,
Dándoos luz, salir delante

BEY. ¡ Mujer no vencida! DOÑA MARÍA.

Venid.

De vos.

REV.

¡Invencible pecho!

poña mania.

Aquesta es doña Maria
Coronel, don Sancho el Bravo,

Nueva Evádnes en Sevilla.

(Entrale alumbrando con la bujía.)

Sale DON ALONSO, armado con peto, 'espaldar y gola, y una rodela de acero à las espaldas, y EL LEON Y COS-TANILLA, armado à lo gracieso.

Deja abora, Costanilla, Los caballos arrendados.

COSTANILLA.
Mejor será que en los prados
Se entretengan desta orilla,
Que las playas africanas
Guarnecen y lisonjean,
O ruego à Dios que te vean,
En las que miro cristianas,
De esotra parte del mar
Estos desterrados piés,
Aunque demos al través
En Tarifa ó Gibraltar.

DON ALONSO. Eso llegarà algun dia ; Que bien me tienen sin mi Las soledades aqui De Pedro y doña María.

COSTANILLA.

Dios se lo perdone al rey
Don Sancho y á sus bravezas ,
Que te obliga á hacer finezas
Con otro de ajena ley,
Y á mí á comer alcuzcuz
Y cabra, habiendo en Sevilla
Lenguados , que á Costanilla
Le hicieran agora el buz ,
Y una cola, con perdon ,
De bacallao , que á un cristiano
Vuelve emperador romano.

DON ALONSO.

¿ Vino el leou?

COSTANILLA.

El leon
¿Cuando deja de venir?
Cuando en la posada espera?
Aqui està, que aunque yo quiera
No me dejarà mentir;
Pero ¿cuando has de decirme,
Pues has callado hasta aquí,
A qué venimos ast?

DON ALONSO.

Bien puedes atento oirme.
Aben Jacob Almanzor,
Pagano rey, à quien sirvo
Con las finezas que sabes
Y con la lealtad que has visto;
Como bárbaro sin fe,
Como poderoso impio,
Mudable como señor
Y cobarde como rico,
Mal seguro de mi pecho,
Con quien el cristal no es limpio,
Porque son de mis entrañas
Yiriles los hechos mios;
O por envidias secretas
De enenbiertos enemigos,
O por lo que en mis agravios
Don Sancho el Bravo le ha escrito,
De los favores pasados
Tanto se extraña conmigo,
Oue sé que intenta mi muerte
Con manifiestos indicios;
Mas, como estoy del comun
Aplauso favorecido
En Africa, no se atreve
A declarar sus designios,
Por no desacreditarse
De justo, de agradecido,
Con la atencion de sus reinos,
De quien estoy tan bienquisto;

Y asi, debajo el pretexto De mis valerosos brios, O me aventure ó me arriesgue A los mas árduos peligros, T hoy me pone en el mayor Que a mi pecho no vencido Ha podido dar cuidado Despues que fama conquisto. Ya sabras que en estos campos, Por aborto o por prodigio Del infierno, para asombro De los venideros siglos, Vive una sierpe tan fiera Y un monstruo tan peregrino, Que hace verdad las mentiras De los contextos antiguos; De tan horrible grandeza, Que no es gentilhombre un risco Que no es gentilhompre un risc De su estatura, y parece Que se mueve un monte vivo. Condensa con el aliento Nobes en el aire frio, Que llueven de muertas aves Venenosos torbellinos; De una vez se pace un valle, Entero se bebe un rio. Y és una red barredera he cabañas y de apriscos; De cabañas y de apriscos; De su insaciable furor, Destos pueblos convecinos, Como si de carne fueran, Le tiemblan los edificios. Cortaronle estas arenas Al gigante basilisco, De chamelotes escamas, Un verdinegro vestido. En verdinegro vestido.
Dos alas dicen que tiene,
Al modo del hipogrifo,
Que, aunque no vuela con ellas,
Son de las plantas cuchillo.
Tanto con la sombra empaña
Al sol en medio el estio,
Quede debe à cada paso
Cada rayo un parasismo.
En fin, este orco africano,
Este fiton sarracino,
Sin los ganados y fleras,
Tantos hombres se ha comido,
One si pudieran estar Que si pudieran estar Dentro de su vientre vivos, A estas horas no tuviera Marruecos tantos vecinos. A matar ese portento.
Este horror, este vestiglo,
Me ha obligado Aben Jacob,
Y á este efecto venimos. La este efecto venimos.

Entre los tres ha de ser
La empresa: lo que al leoncillo
Le toca, vo sé que puede
Fiárselo Alcides mismo.
Lo demás à nuestras manos
Tenemos de remitillo;
No hay sino tener valor,
Pues españoles nacimos.

COSTANILLA.

Pienso, si no estoy borracho,
Que sueñas, por lesucristo,
O te has levantado acaso
Hoy con algun tabardillo.
Tabardillo es, juro à Dios;
No hay sino que el frontispicio
Te rapen lucgo, y te pongan
Contra sierpes defensivos.

aqui no aprovechan ya Las burlas, sino los brios De un resuelto corazon.

COSTANILLA.

Que dices?

Esto que digo,

Y esto que ha de ser.

COSTANILLA.

¿Estás
Endiablado? ¿Quien te ha dicho
Que resuelto para sierpes
El corazon he tenido?
Estoy, el dia del Córpus,
Con todos mis diez sentidos
Temblando de la tarasca,
Sin veneno ni colmillos,
Hecha de lienzo pintado
Y alfajias, porque he sido,
Para contigo y con Dios,
Siempre medroso de mio;
Y ¿una sierpe de las señas
Que has pintado y que no has visto,
Quieres que embista? Eso no.

Eso si, estando conmigo; Que soy español y noble, Y su testa he prometido A Aben Jacob, cuando fuese Del dragon infernal mismo.

COSTANILLA.
¿ Fuiste con san Jorge acaso
A la escuela cuando niño?
¿ Tienes ensalmos de apelo?
¿ Criastete en algun libro
De caballerías?

Oye; (Dentro ruido.)

Que pienso que á los relinchos De los caballos, la sierpe Se abate.

COSTANILLA.
¡Extraño ruido!
Parece que esa montaña
Se viene abajø. ¿Silbitos?
Mosquetero de comedia
Habeis sido, voto á Cristo.

DON ALONSO.

Ea , animal generoso,
De los brutos no vencido.
Rey, esta fiera es vasallo
Rebelde á tu señorio
Irracional; obedezca
Hoy el directo dominio
Que debe á la majestad
Del imperio campesino;
Que otro leon á tu lado
Va en mi, á eternizar contigo
Su nombre, á pesar del tiempo,
De la envidia y del olvido.
Santiago, cierra España. (Vase.)

Cierra España, y Jesucristo
Vaya conmigo tambien;
Que voy à los intestinos
Desta bestia à ser Jonás
De las musas, y me pinto
Entre el higado y el bazo,
Hecho ermitaño del limbo.

Salen ABEN JACOB y moros, con adargas.

(Vase.)

ABEN.
Salgamos á ver el fin
Deste cristiano enemigo,
De entre este escuadron de robles ;
Que hoy de su pecho fingido
En esta sierpe me venga
Mahoma. Estad, como digo,
Todos atentos, guardando
Mi persona deste olimpo
Con alma, que escupe un mar
De veneno en cada silbo.

Ya parece que el leon Que fe ayuda, mal herido Se rinde, y el acero, En vano manchado y tinto En la ponzona del mónstruo, Que corre á sa precipicio, Prueba á esgrimir.

Ya parece Que entre sus piés ha caido.

ABEN.

Sepulcro le da de escamas, Arrojándosele el tibio Torreon encima agora, A pesar de sus arbitrios. Pero agora de la fiera, Que sale un golfo imagino De sangre, inundando el prado, Midiendo el fiero vestigio Con las espaldas la grama; Y el cristiano no vencido Con el acero cruzado Le derriba el cuello altivo.

COSTANILLA. Victoria por don Alonso Perez de Guzman.

ABEN.

Y qué escucho juntamente!; Hay mas extraño prodigio? Lleno de tierra y de sangre, Lleno de saña y de brio, Llega el cristiano arrogante.; Mahoma, que has permitido Este pesar à mis ojos!

Sale DON ALONSO, con la rodela y espada liena de sangre, v COSTANI LLA, con la cabeza de la sierpe.

DON ALONSO. Esta, Aben Jacob, que ha sido Aliento de mis hazañas, Y hoy de todos mis servicios, Ingrato dueño, es la fiera Cabeza del mas temido Mónstruo que en estas arenas Abortó el sol y el abismo, A pesar de su fiereza, Ya mi palabra he cumplido, Como has visto con los ojos, Como has visto con los ojos, Atalayas y lestigos
De tan invencible empresa
Y de tantos triunfos ricos, Como Túnez, Fez y Argel
Lo confiesan, y rendidos
Hoy á tus piés por mi brazo, Son del imperio morisca
Nuevos heróicos despojos. Mas, pues á ver has venido Mi muerte, desconfiado De mi acero, y al peligro Deste animal arriesgaste La opinion que ha conseguido Un hombre como yo, asombro De tus fieros enemigos Y del mundo, pues no cabe Dentro del el valor mio; Quédate con los que tienes En mi ofensa à los oidos, Lisonjeros y cobardes, Alarbes y advenedizos; One no quiero servir rey Cruel, desagradecido, Fácil, mudable, tirano, Que me trueca por castigos Las mercedes, y las honras Por afrentosos suplicios;

Que cuando me falte leño Que al español patrio nido Me vuelva, sobre los hombros Salobres dese mar mismo, Pues es de España, pondrá En salvo este brazo altivo.

Y el de Costanilla, perros, Pues su motilon he sido.

Matadlos.

TODOS.

(Vase.)

Mueran.

COSTANILLA.

A ellos, leon amigo; Que no es malo, a falta de olta, Un jamon de un galgo frio. (Vanse.)

## JORNADA TERCERA.

Sale DON ALONSO, DOÑA MARÍA Y COSTANILLA.

DON ALONSO.

Al fin, en esta fiesta, como digo, De una pequeña roca confiada, [go, Que, siendo para un pez estrecho abri-Contra un lebeque le pidió posada, Me arrojo, y à pesar de mi enemigo, Cortàndole los cabos con la espada, Tan veloz à la fuga me provoca, Que imagino que me llevé la roca. Los remos luego entre los dos asimos, Y para que pasase à la carrera, Cuando no fueran alas, piés le dimos Al lagostin pintado de madera; Con la furia que al mar acometimos, Perdimos al leon en la ribera, Si de su ingratitud no fué cuidado, Hasta tomar en el bajel sagrado. Era un alarbe pescador el dueño, Que, de tan nuevos huéspedes seguro, Cuidado y redes, con el mar y el sueño, Reparte el africano Palinuro; Arco la plaza fué, flecha fué el leño, Por remos plumas tiro al cristal puro, Y como el sol dorando estaba el dia, Blanco de aquella apuesta parecía. El pescador alarbe, que despierto Otros remeros vió volando el pino, Que soñaba pensando, y lo mas cierto Que loco imaginaba un desatino, Probó à dar voces al vecino puerto, Y hallólo todo campo cristalino, Porque, si el sueño es muerte, el trueco

De estar con vida ó esperarse esclavo. El leon, porque solo en la ribera, Huyendo vió que el berberisco buco Sorda navaja de las olas era, Como á esgajar el mutacen ó el luco, Donde Africa le dió solar de flera, Feroz al mar se disparó trabuco. Y marino hipogrifo de otro Astolfo. A espumas y á bramidos creció el golfo. Entonces el escollo fugitivo Remos amaina, y aguardar procura Al-leño irracional el bajel vivo, Que en velas de guedejas se asegura; Cuando el piélago sordo al bruto altivo Le dió en lugar de puerto sepultura; Que, como sordo en fin, el mar violento Del animal equivocó el intento. La luz comun temblando al sueño esca-Anticipó el horror la sombra fria, [so,

Y con los privilegios del ocaso Violó la noche términos del dia: Y en el rendido, en el preñado vaso Beberse el golfo el aquilon queria, Y deliucuente sobre el mar profundo, Sopló la luz y à escuras dejó el mundo. El golfo ciego, y de caduco, cano, De la fusta por báculo se asia, Inútil lastre siendo el africano, Con mi Acates rendido en la crujía; Ya con un remo en la siniestra mano, A César con Amiclas parecia, Hasta que en una isleta, que el mar moja Como resaca el viento nos arroja. Como resaca el viento nos arroja. Era, mirado bien despues, un risco, Que descollado sobre el mar estaba, Salvaje que, vestido de marisco, Con él eternidades apostaba; De aqueste pues maritimo obelisco, De tantas flechas de cristal aljaba, El soplo de los vientos inhumanos Siete dias nos hizo ciudadanos; Hasta que, levantando el mar bandera De paz, en una calma plateada, Tan blanda, tan suave y lisonjera, Que abriendo la fustilla à la jornada, Descubriendo de España la ribera A tres auroras desta madrugada, Y aunque el leño llegó casi en pedazos, Tomé puerto en Tarifa y en tus brazos.

DOÑA MARÍA.

No pudo mas el deseo
Estar ausente de vos;
Que, como anima à los dos
Sola el alma que en vos veo,
No quise mas diferir
Partir à buscar mi vida,
Que, entre los dos dividida,
Ni era morir ni vivir.
Ast à Tarifa venia
A buscar embarcacion,
Buscando, como es razon,
Vuestra dulce compañía.
Doy al cielo soberano
Gracias de haberos halfado
Antes de haberme embarcado.

COSTANILLA.

¿Es posible que en cristiano
País ponemos los piés,
Y que se acabó el trabajo
Inmenso de mar abajo,
Y mar arriba despues?

¿Que haya sido con encuentro
Tan dichoso? Loco estoy,
Pienso que soñando voy.
¡Oh España, del mundo centro!
Volveré á besar mil veces
Esa arena deseada,
La tierra es linda posada,
Quédese el mar á los peces.
Mal haya quien inventó
Fustas en que el mar correr,
Sino mulas de alquiler.
En quien Adan eaminó.

DOÑA MARÍA. No sé tal de la Escritura.

Yo si, que fui sacristan, Y me reveló de Adan Grandes secretos el cura.

DOÑA MARÍA. ¡Qué de veces te envidié, Costanilla, porque audabas Con don Alonso!

COSTANILLA.
Envidiabas
Sin entendello; que á fe,
Que si de la sierpe el día
Con él me vieras al lado.

Que me hubieras envidiado Muy poco, señora mia.

DON ALONSO.

Mucho siento que el Maestre,
El invencible Mendoza,
Tan vecino esté à la muerte.

DOÑA MARÍA.

La vejez y los cuidados
Desta plaza, que defiende
Tan cerca de Berberia,
En este trance le tiene;
Que está sin gente Tarifa,
Y aunque inexpugnable, puede
Mucho número de moros,
Como se dice que viene
Con Aben Jacob agora,
Darle cuidado, y previene
Este recelo, pidiendo
Al Rey socorro de gente;
Y se entiende que en persona
Guarnecer don Sancho quiere
Este presidio, y le aguardan
Ya por momentos que llegue.

DON ALONSO.
Tráigale Díos con la vida;
Que á estas fronteras conviene,
Y han menester sus vasallos;
Que, aunque sé que me aborrece,
Es mi natural señor,
Y esto mi lealtad le debe;
Que no dudo que otra vez,
Airado contra mi, intente
Aben Jacob la conquista
De España, aunque inútilmente,
Teniendo rey tan heróico
Y vasallos tan valientes.

COSTANILLA.
Para coluna de un mundo
Basta ese brazo valiente,
Ese acero no vencido.

Pero, volviendo al pariente Que entregué à Enrique, Señora, Que es justo que del me acuerde, y que como de tal híjo Las nuevas saber desee, ¿ Qué tenemos dél?

DOÑA MARÍA.
Señor,
No quiso á Enrique acogelle
En Portugal don Dionís,
Temiendo mal no ponerse
Con don Sancho, y á la raya,
Segun Pedro brevemente
Escribió, envió á intimalle
Este desengaño, y fuése
Al Africa despechado;
Y Pedro, que copia siempre
Vuestras finezas, no quiso
Dejalle, pensando verse
Quizá con su padre allá,
Aunque lo estorbó la suerte,
Porque yo primero os goce
En España.

DON ALONSO.
Extrañamente
Lo siento; pero de Enrique
Confio que sabrá hacelle
Merced, como á mi hasta agora,
Y amparalle y defendelle.

DOÑA MARÍA. Hágale dichoso Dios, Y dé la vida que puede.

DON ALONSO. Entremos en el castillo, Pues decis que ya el Maestre, De enfermédad de sus años, Está cercano á la muerte. Totan cajas, y salen DON ENRIQUE, Ya Castilla fué testigo con baston, y DON PEDRO, en cuerpo T ABEN JACOB, con baston, y MOROS.

AREN.

Ea, hastardos leños, Detodo junto ese elemento dueños, Del mar paladiones, Abortad africanos escuadrones; Darin vuestras proeces Escindalo abrasado hasta los peces, Selvas à estas riberas De plumas, de jinetas, de banderas, Y vuestras medias lunas. Acreditando prósperas fortunas Y cristianos recelos. Nuevos cielos añaden á los cielos ; Y presuman los montes Que les quiero colgar los horizontes De rojos tafetanes. Porque á verme triunfar salgan gala-

INFANTE.

Tus triunfos asegura De abril tanta florida arquitectura; Que à un tiempo tres esferas Vistes de tres armadas primaveras.

Todo eso, heróico Enrique,
Como á los piés de Amir Abomenique,
Mi bijo y mi heredero,
Viene á los tuyos, y ponerte espero
A esos mismos á España,
Y contra Sancho el Bravo, si acompaña Mahoma el brazo suyo, Hermano ingrato y enemigo tuyo, Siendo de Alá castigo, Repetiré la historia de Rodrigo. Informate, Aliatar, de las espias Que estas campañas corren estos dias; Antes de mi llegada , Sabe de quién Tarifa es gobernada, Y juntamente sabe Qué gente dentro de milicia cabe.

DON PEDRO.

Hasta aqui, Enrique, he venido Siguiéndote, con la fe Que has visto; mas ya que sé El intento que has traido Contra tu hermano, ofendido De sus sinrazones, quiero Cumplir como caballero Cumplir como caballero
A lo que estoy obligado;
Que soy de un padre engendrado
De quien ser retrato espero.
Pensé en Africa alcanzalle,
Y así al Africa seguí
Tus pasos, adonde oi
Mas causa para imitalle. Mi centro es, voy à buscalle, Que es el natural que sigo; Tu eres del rey enemigo, Y aunque á su ofensa me niegue, Es imposible que llegue Al centro yendo contigo. Dame licencia; que quiero Volverme à mi casa, adonde Mi padre, que corresponde A su valor con su acero, Por retrato verdadero Suyo, el que copió tendrá, Y enternecido dirá, Cuando en sus brazos esté: «Pecho que guarda esta fe, Con sangre Guzmana está.»

Don Pedro Alfonso, yo sigo El pretexto de mi agravio; Hijo soy de Alfonso el Sábio, Como Sancho mi enemigo. De mis linezas con él; Mas, pues bárbaro y cruel, Ingrato conmigo ha sido, Lo que me usurpa le pido; Que tambien soy rey como él. No son los que intento yo Alevosos desatinos, Y en los Cerdas, mis sobrinos, El mismo ejemplo me dió, Y Adan no le repartió A Castilla mas que à mi. Hijo de Alfonso naci, Y él no nació su heredero; Ser rey de Castilla quiero, Pues hijo de su rey fui. Dél vuestro padre agraviado, Se desnaturalizó, Y al Africa se pasó, Adonde ha desobligado A Aben Jacob, que le ha honrado, Y á su rey ha deservido.

DON PEDRO.

Mi padre ha correspondido A Aben Jacob y á su rey, A su patria y á su ley, Con la lealtad que ha debido; Con la lealtad que na debido, Y quien dijere otra cosa En Africa y en España, Siempre diré que se engaña; Que su espada valerosa Tanto ensalzó, victoriosa, De Africa el blason pagano Con el nombre castellano, Que puede con mas razon Llamarse, como Scipion, Hoy el Guzman Africano; Sin dejar de hacer jamás Por su rey tantas finezas, Que le han sobrado proezas Para muchos reyes mas, Y estas presto las verás Tú y Aben Jacob y yo. Con esta que me ciñó Lo defenderé entre tanto Dando en esta edad espanto Al mundo, à mi padre no, Que sabe que he de cumplir Con mi sangre desta suerte, Invencible basta la muerte, Si el valor pudo morir.

INFANTE.

¿Qué es esto?

DON PEDRO. Hacer y decir Lo que debo à Dios y al Rey, A mi padre y á mi ley.

INFANTE. Estoy de cólera ciego.-

Quitadle la espada luego. (Empuñan todos las espadas.)

ABEN.

Celin, Aliatar, Muley.

ALIATAR.

Tu arrogancia es excusada, Cristiano; el acero venga.

DON PEDRO. Todo el mundo se detenga: Que no he de rendir la espada Menos que en sangre bañada Africana; que me altera Poco todo un campo.

INFANTE.

Afnera; Dejadme llegar à mi.

DON PEDRO. Al mundo no temo ansi.

INFANTE. Dadme, don Pedro, el acero, Porque con él templar quiero A Aben Jacob.

> DON PEDRO. Vesle aqui;

Que menos que à tu persona No rindiera en este lance Acero del lado mio Y que me ciñó mi padre.

INFANTE.

Celin y Jafer, agora Preso á mi tienda llevadle, Y quede Jimen Jimenez Ayo suyo, por su alcaide; Que esto, aunque rigor parece, Per ahora es importante.

(Llevan á don Pedro preso.)

JAFER.

Vo vengo de las espías, Señor, como me mandaste, Informado.

ABEN.

Y ¿qué has sabido? JAFER.

Que el anciano venerable Mendoza murió en Tarifa, Y que es de sus homenajes Por don Sancho alcaide ...

ADEN.

¿Quién?

JAFER. El que quieres que hoy se llame Tu enemigo, don Alonso

Perez de Guzman.

Las paces Hizo con el Rey tan presto? ¿De los agravios de antes Sancho está tan satisfecho. Que de una plaza tan grande Le da la tenencia?

INFANTE.

El Rey,

Aben Jacob, es mudable,

En las manos me le pone Alá para castigalle. ¿Qué gente de guarda dicen Que tiene?

JAFER

Poca, aunque parte Un capitan por alguna, Que tiene en los aduares . Alojada , de Sevilla Don Sancho el Bravo, y esparce Nuevas, diciendo que viene El Rey en persona à dalle Socorro, y que está tan cerca, Que le aguardan esta tarde.

Tarde llegarà, aunque llegue; Porque muchas horas antes Rendida hallará á Tarifa.-Escalas al muro.

> TODOS. Al muro.

ABEN.

Toca al arma.

TODOS. Al arma.

ABEN.

Baje Segunda vez à mis piés España el cuello arrogante. (Vanse.)

LUIS VELEZ DE GUEVARA.

Salen al muro DON ALONSO, DON NUÑO Y COSTANILLA.

DON ALONSO.

En vano el asalto intentan Los escuadrones alarbes; Que son muros de sus muros Estos pechos de diamantes.

DON NUÑO

Allegándose infinitos, En el foso del combaten: Se retiran.

COSTANILLA. Antes quieren Hacer con que el campo pase.

DON ALONSO. Será para el otro mundo Todos, teniendo delante Estos corazones.

DON NUÑO. Tocan Señor, clarines y parches A recogerse.

COSTANILLA. Que agora del foso sale Gateando, vive Dios, Que le he conocido sastre En Marruecos; aquel es En Marruecos; aquel es Buñolero, aquel peraite, Boticario aquel que huye, Que le han dado sus jarabes Camaras de miedo agora; Aquel que lleva el alfanje Desnudo, y va de su yegua, Que se le va, en los alcances, Si mal no me acuerdo, hacia Junto al alcazaba zaunes. Junto al alcazaba zaques; Aquel cojo borceguies; Y aquel jibado alpargates; Aquel moro tuerto era Maulero de capellares, Cabra pesaba aquel zurdo, Aquel calvo, por las calles Higos y pasas vendia; Todos son canalla infame.

DON ALONSO. Por el campo atentamente Discurro, y aunque el Infante, Que contra su hermano viene En este ejército alarbe Con Aben Jacob, dos veces He descubierto, señales De que con él venga Pedro No he visto; sospechas grandes Me dan sus ciegos intentos, Demás de sus vanidades; Al fin, miedos y receles Propios del amor de un padre. El cielo, como piadoso, Con la vista desengañe Mis intentos.

DON NUÑO. Otra vez Marchan las bárbaras baces Hácia la muralla, y dellas A pedir platica sale, Con un atambor no mas, Un moro.

DON ALONSO. Serà mensaje De Aben Jacob Almanzor, En partidos, en desaires, En amenazas envuelto.

ABEN. Cuando esto, Enrique, no baste, Apelarémos al medio Postrero.

Ya llega al márgen Del foso el embajador. DON ALONSO.

Y yo á esta almena á escuchalle.

ALIATAR, con un atambon, hace señal al muro.

ALIATAR.

Llamad al Alcaide.

DON ALONSO.

Moro, te aguarda el Alcaide; ¿ Qué quieres?

Cidi Guzman, Alá-Quibir te acompañe,

Y à los tuyos juntamente. DON ALONSO.

Cid Aliatar, Dios te guarde.

ALIATAR. Aben Jacob, mi señor, Rey de Fez y Tarudante , Y de Marruecos y toda El Africa junta, grande Miramamolin, connigo Te saluda.

DON ALONSO. El cielo ampare Su imperio.

ALIATAR.

Y te pide luego, Rogándote de su parte Con la paz, que la tenencia Desta plaza inexpugnable, Que à tu cargo tienes hoy, Se la entregues, y te pases A su servicio otra vez; A su servicio otra vez; Que, despues de perdonarte Los agravios que le has hecho, De Oran, de Ceuta y de Tanger Te hará jeque; que le importa Esta fuerza, pues es fácil Que, ella reudida, despues...

DON ALONSO. No pases mas adelante. Aliatar, vuelvete y di
A Aben Jacob que si sabe
Que soy yo quien de Tarifa
Es gobernador y alcaide,
Y sabe el valor que tengo,
Y le conoce el infante Don Enrique, ¿cómo intenta Temeridad semejante? Que si cuando le serví, De las fuerzas y ciudades Que me confió, y que yo Le gané á precio de sangre Tan buena, á sus enemigos Rendí una almena, cobarde, Ni desleal á la fe Que siempre juré guardalle Mientras le sirviese, cuando El tirano en tantos trances De afrenta y muerte me puso; De cuyos riesgos triunfante, Me admiró siempre la envidia Me admiró siempre la envidia De todos sus capitanes. Que pues hay docientos mil Moros, langostas alarbes, Que cubren los campos, bien Podrá rendir, sin rogarme, Con ellos estas almenas, Que son asombro del aire. Que lo intente, y verá cómo, Aunque un siglo las asalten, Le responden estos pechos, Que son ricos homenaies:

Que son ricos homenajes;

Que si, como hoy esperamos , Nos llega el socorro tarde Que Sevilla nos envia , Por no dejar sin él antes Desamparada à Tarifa , Y contra vuestros alfanjes Salgo á correr la campaña Con los castellanos Martes, No tienen para huir Aben Jacob y el Infante Tierra ni mar en el mundo, Cuando adargas y turbantes, Lunas y astas se volvieran Mundos de tierras y mares.

ALIATAR. Con esa respuesta vuelvo. DON ALONSO.

Ya tardas.

ALIATAR. ¡Valor notable!-Atambor, toca la vuelta Del campo.

COSTANILLA. No va el mensaje, Si Aben Jacob es podenco De la costa que se sabe, Oliendo bien.

¿Qué tenemos,

Alistar?

Para indignarte, Soberbias obstinaciones Dese cristiano arrogante.

Ya yo conozco este perro, Y no es menester tratalle Cortésmente.— Hágase, Enrique, Lo que resolvimos antes.

INFANTE. Retiráos mientras yo llego. Ah, Perez de Guzman! DON ALONSO.

Hable

Vuestra alteza.

INFANTE. ¿ Conoceis

Esta prenda?

Sacan á DON PEDRO, en cuerpo, atadas las manos y vendado el rostro.

DON ALONSO. Si es mi sangre, No he de conocella, Enrique? Aunque pudiera extrañarme Verle desta suerte. ¿Adónde Llevais maniatado, Infante, Ese cordero inocente, Que aun apenas balar sabe?

Al sacrificio, Guzman, Si no tratas de entregarme A Tarifa antes que el sol A los antipodas baje; Que estoy con Aben Jacob Empeñado en esto, y vame El honor.

DON ALONSO. ¿ Dite à mi hijo , Enrique, para tratalle Deste modo? ¿ Tus enojos Con el Rey quieres que pague Esa cándida paloma , A cuyo pecho se abaten Tantos moriscos halcones, Deseosos de cebarse En esas entrañas mias,

Lienas de tan noble sa Tu, que amparalle debias, Al mismo paso que houralle Eres su enemigo, Enrique?

INFANTE.

No son , Gurman , estos lances Para poder reducirme ; O, como te he dicho, dame A Tarifa , ó en la garganta Verás desta amada imagen Toya entorchar el cuchillo Africano, sin que baste El mundo à estorbario. Mira One resnelves.

Bravo trance Entre el amor y el bonor, Que ambos à dos se combaten! Qué barêmos, amor ; que baremos, Honer, que para tan grande Duda, sentenciarse pueda En favor de entrambas partes? Pongamos en dos halanzas, Aqui el Rey, aqui la sangre, Y llévese la victoria De las dos quien mas pesare. En la de mi sangre pongo La de Pedro, y admirables Partes, la edad, lo entendido, Lo cociés, lo cuerdo, el arte, El ser mi heredero, el ser En la casa de sus padres Solo, la inocencia suya, Su valor inimitable, La lastima de su muerte, Y de su vida el rescate. No hay mas que poner, pues mas En su balanza no cabe. Pungo en la del Bey ahora. En primer lugar, las grandes Obligaciones que tiene Lo vasallo de mis partes, La lealtad de mis mayores, La mia, el pleito homenaje Que en las manos del Maestre Hice, nombrandome alcaide De Tarifa , esta ocision Del Rey los mismos ultrajes, Mis quejas, que ha de ser esto Lo que boy ha de screditarme Mas con el mundo, el saber Venour la piedad de padre ; Llegarà el fin del valor A hocer el mayor examen La fams eterna, que espera El valor de los Guzmanes. Mucho esta halanza pesa. Amor, amor, perdocadme; ue entre la sangre y el Rey.

Apreses altar les ojes Me atrevo à los de mi padre. Ni mear la voz del pecho, Afrentado de mirarme Desta suerte; yo be tenido La culpa, pues del lafante Fié mi espada y mi bomor.

Mas pera el Rey que la sangre.

BOX ALONSO. Mi silencia no os espante. Enrique, que hasta aqui ha sido Um suspension notable, Que ha cancado la crueldad Vuestra en el pecho de un padre; Yasi, poes estás resuello A ejecutalle, so, lafante, A no esterballo, rindiéndoos A Tarifa; si arriesgase. No un hijo, sino mas hijo Que tiene gotas de sangre

Este brazo no vencido, El que me poneis delante. Porque para la sangrienta Ejecucion, ya que os falte Piedad, no os falte el acero, Este, que para tan grande Ocasion, no sin misterio De mi valor admirable, Vino à mi poder, del Rey, Porque tan bien le emplease, Os le arrojo y veisle ahi; Y si en el campo faltase Quien lo ejecute, tambien Yo bajaré a ejecutalie; Oge en mi no ha de desmentir Flaqueza de amor cobarde; Que soy don Alonso Perez De Guzman el Bueno

> DON PEDRO. Padre,

Padre, escuche.

DON ALONSO. Ya no es Tiempo, Pedro, de Ilamarme Con ese nombre, que obliga A terneza los diamantes. Pedro, vos habeis de ser Mi padre de aqui adelante Pues vos habeis de dar vida A mis bechos inmortales Con vuestra invencible muerte. Nada, Pedro, os acobarde, Morid como caballero; Que aunque ha de derramarse En vuestra sangre la mia, Mas pesa el Rey que la sangre.

BON PERSO. Padre y señor, no penseis Que con el nombre de padre Ouise enterneceros, no Comó muchacho y cobarde; Llamaros fuè solamente, Porque nada os sobresalte, Para deciros que voy Contento, entre estos alarbes, A morir por Dios, por vos,
Por el Rey y por mi madre;
Que és mi patria España al fin,
Que cuando de vuestra parte,
Que es imposible otra cosa, Vuestras quejas intentasen, Vertiera mi sangre 30 En ocasion semejante, Cuando en mi solo estuviera Toda la de los Guzmanes, Y la del mundo y mil mundos En mi solo se cifrase; Que entre mi sangre y el Rey, Mas pesa el Rey que la sangre.

DON AL 0550. Don Pedro Alonso, eso es ser Mi hijo; el brazo arrogante Del africano al suplicio Con remision no os aguarde.

DOS PEDED.

Adios.

DON ALONSO. Adios, hasta vernos AREX.

En el cielo.

Retiradle, Y alm, Aliatar, este cerco, Porque la sangre derrame Dese vil cristiano.

BON PERSO.

Moros. No ha de haber muerte que espante Mi pecho, que, con la fe Que profeso, en este trance

Morir osaré invencible, Como tierno leones Marte, Como de mi rey vasallo, Como hijo de tal padre, Como cristiano y Guzman, Como caballero y mártir.

Métenle, y sale DON ALONSO, con la rodela à las espaldas, quitandosela COSTANILLA, Y DOÑA MARIA.

DONA MARIA.

Seais, Señor, bien llegado; ¿En qué el asalto paró?

BON ALONSO. Aben Jacob lo intentó, Y despues, desengañado De la resistencia nuestra, Se retiró, haciendo extremos El bárbaro.

DOÑA MABÍA.

De Pedro? Qué tenemos

DOX ALOXSO.

El Infante muestra -Que le estima , y brevemente Pienso que lo hemos de ver; Que lo excusa hasta poder Hacello sin que acreciente En Aben Jacob alguna Sospecha en esta ocasion, Pues viene, aunque sin razon, Ayedando à la fortuna.

poña mania. Con vida le traiga el cielo A nuestros ojos.

> DON ALONSO. Senora.

Si hará: comamos abora, Si os parece.

COSTANULLA, (Ap.) No viò el suelo

Mayor valor.

DOSA MARIA. Ya està aqui (Sacan la mesa.)

La mesa-

DOX ALOXSO.

Sillas llegad Y entre la vianda.

poli mania. Andad

Por ella.

COSTABILLA. (Apr.) ¿Quién mostró asi Constancia, habiendo dejado Su bijo en lance tan flero! DON ALONSO.

Veros boy contenta espero. (Voces y alguzara dentre.)

Qué es esto que habra causado I'm peregrino alboroto? Dadme la rodela luego; Que deste desasesirgo Tan peregrino, que han roto Los moros algue portillo En la muralla sospecho Y quiero que por mi pectio Entren.

(Vase.)

DOÑA MARÍA Heroira candillo, Tus pisadas seguiré. Dadme stra rodela à mi; Que, puès Conmel paci, De su valor lo seré.

(Vase.)

Sale DON ALONSO, con la espada desnuda, y COSTANILLA.

COSTANILLA. No pases mas adelante; Que el postigo que han abierto No es en el muro, y es cierto Que ya no será importante Para el que ba hecho el acero Que esgrime tu heróica mano; Porque ya el golpe africano Tu Isac rindió á su cordero La vida, y Aben Jacob, Desesperado, recelo Que alcanza el sitio; déte el cielo Las salvaguardias de Job, En la constancia paciencia; Que hoy à Dios has imitado En haber sacrificado Tu hijo.

DON ALONSO. A su providencia, Con el debido decoro, Gracias le rinde mi fe; Que, vive Dios, que cuidé Que entraba la villa el moro. Volvámonos á acabar De comer.—; Oh Pálas nueva! ¿ Dónde tu valor te lleva?

> Sale DOÑA MARÍA, con espada y rodela.

DOÑA MARÍA. A seguirte y á imitar El tuyo. ¿ Qué ha sucedido?

DON ALONSO. El moro, desconfiado Del cerco, el campo ha alzado.

DOÑA MARÍA. Gran cosa; y Pedro; ha venido?

DON ALONSO. Por la vista, à mi pesar. Se ha exhalado el corazon.

DOÑA MARÍA. Y ; aquestas lagrimas?

DON ALONSO,

Son Las que habeis vos de llorar; Que tanto à la fe debeis De lo que pretendo amaros, Que hasta el llanto quiero daros, Porque á mi costa lloreis.

DONA MARÍA. Luego ¿Pedro es muerto? DON ALONSO,

A la muerte...

DOÑA MARÍA. ¿Qué? ¡ Ay de mí! DON ALONSO.

Yo

Por Tarifa le ofreci; Que el moro me amenazó Que el moro me amenazo
Con él si no la rendia ,
Y para que mas seguro
Lo intentase, desde el muro
Le eché el puñal que traia ,
Porque mi lealtad pregone
El sol; ya ba rendido ahora
Pedro á la inclemencia mora
La vida La vida.

DOÑA MARÍA. Dios le perdone; Y si su vida ha importado A la obligacion que os llama, Mas vive Pedro en la fama, Que su muerte ha eternizado: Que aunque en mi intente el dolor, Por madre, extremo violento, No se atreve el sentimiento, De vergüenza del valor.

DON ALONSO.

El mio afrenta.

DONA MARÍA. Salgamos Ahora á dar al blason De Guzman, como es razon, Sepulcro.

DON ALONSO. Gran mujer! DOÑA MARÍA.

Vamos.

(Vanse.)

Sale DON JUAN RAMIREZ, con el guion de Castilla, y SOLDADOS; y luego EL REY, con baston de general, y descubren un pálio negro, y DON PEDRO, degollado y el puñal hincado junto á él, lleno de sangre; y luego salgan DON ALONSO y DOÑA MARÍA, con luto, arrastrando estandartes.

DON ALONSO.

Esté es el presente, invicto Don Sancho, que nuestros pechos Guardan en esta ocasion

Para tu recibimiento. Para tu recibimiento.

Don Pedro Alfonso, mi hijo,
Dirà, entre su sangre envuelto,
Que ha sabido ser leal
Su padre en dichos y en hechos
A su rey; y este puñal.
En su garganta sangriento,
Que à Aben Jacob enviaste,
Y à mi poder trujo el cielo
Para ser hoy por mi mano Para ser hoy por mi mano El valeroso instrumento De su muerte y de mi fama, Contra la envidia y el tiempo; Que desta suerte, Señor, De las quejas que tenemos Satisfaccion hau tomado, Haciendo su nombre eterno Los vasallos como yo.

REY. Que sois el mejor, confieso, Que á Rey ha besado mano, Y este ba sido el mayor hecho Que ha celebrado la historia De romanos y de griegos; Y cumpliendo con algunas De las finezas que os debo, Estas mercedes os hago, Y diga en el privilegio: Por cuanto vos don Alonso Perez de Guzman el Bueno Imitastes à Abrahan Con mas invencible esfuerzo, El en el dicho no mas, Y vos en el dicho y hecho, De una vez sacrificado De una vez sacrificado
A Dios y á mí el hijo vuestro,
De Niebla os hago señor,
De Sanlúcar y del Puerto
De Santa María, Palos,
Huelva, Sidonia y Trigueros;
Y á la gran doña María
Coronel le doy, sin esto,
A Olivares y al Algaba
Para chapines; y el cielo
Os guarde en su compañía,
One es de matronas ejemplo: Os guarde en su compania, Que es de matronas ejemplo; Y con aquesto, en Tarifa Entremos á honrar el cuerpo De don Pedro Alfonso.

TODOS.
Y tenga Fin con tan alto suceso El Blason de los Guzmanes, En cuyos heróicos pechos Mas pesa el Rey que la sangre, Y perdonad nuestros yerros.

## COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# REINAR DESPUES DE MORIR,

DE LUIS VELEZ DE GUEVARA.

## PERSONAS.

EL REV DON ALONSO DE EL PRINCIPE DON PE-DRO. BRITO, criado.

DOÑA BLANCA, infanta | VIOLANTE, criada. de Navarra. DOÑA INÉS DE CASTRO, dama. ELVIRA, criedo.

EL CONDESTABLE DE PORTUGAL. NUÑO DE ALMEIDA. EGAS COELLO.

ALBAR GONZALEZ. DIONIS, | niños. MUSICOS .- CAZADORES. ACOMPAÑAMIENTO.

## JORNADA PRIMERA.

Salen utsucos centendo, EL PRÍNCIPE vistiéndose, v EL CONDESTABLE.

misicos. (Centen.) Soles, pues sois tan hermosos, No arrojeis rayus suberbius Aquien sine en suestra luz, Contento en tan alto empleo. POÍNCIPE.

La capa.

MESICO 1.0 El Principe sale. MUSICO 2."

Prosigamos.

El sombrero. mósicos. (Centen.) Vuestra benigna influencia Miligue airados incendire, Pues el randal de mi llanto Es poca agus à tanto fuego. PRINCIPE.

Ay, Inés, alma de cuanto Peno, Iloro, gimo y siento!-Proseguid, cantad.

MUSSCO 1." Digamos Otra letra y toos noevo. musicos. (Cantan.) Pastores de Mantanares, Yo me muero per Inés, Cortesans en el useo. bradèra en guardar (e. PRÍNCIPE.

Parece que a mi cuidado Esa letra quiso bacer, Lisonickodome el alma Eterna en mi pecho a lués. Volved, volved, por mi vida, A repetir otra vez Aquesa letra; cantad, Que me ha parecido bien.

músicos. (Cantan.) Pastores de Manzanares, etc.

PRÍNCIPE

Pues los pastores publican Que tanta hermosura ven En la deidad de mi amante, Con justa causa diré Que en perderme, fui dichoso, Por tan soberano bien. Siempre que llega al Mondego, Parece que solo al ver A mi Inès bella, las aves Quisieran besar su piè. Las plantas, de su deidad Las plantas, de su deidad
Reciben fruto; no hay mes
Que en viéndola no sea mayo,
No hay flor que à su rosicler
No tribute vasallaje.
Si aquesto es verdad, si es
Unena de aves y plantas,
Y de todo cuanto ve El cielo en la tierra hermosa , No la lisonjeo en ser Tambien yo su esclavo, amor; Pues à mi Inés me bumillé, Pues me rendi à su hermosura, A voces confesaré, Diciendo con toda el alma, A los que amante me ven: ·Pastores de Manzanares, Yo me muero por Inès, Cortesana en el aseo, Labradora en guardar fe. »

Sale BRITO, de camino.

Béle vuestra altera à Brito, Principe, à besar sus piés.

PRINCIPE. Brito, seais bien venido ; ¿Como dejais à mi bien ?

Dejame alentar un poco, Y luego te lo diré;

Que aun no pienso que he llegado; Que un rocin de Lucifer, Que el portugués llama pesta, Que gibas llama el francés, Bridon el napolitano, Y algunas veces confier. De tan altos pensamientos. Que en subiendo encima del, Anda à coces con el sol, Y à cahezadas despues . Me true sin tripas, que todas Se me han subido à la nuez A bacer gàrgaras con ellas, Sin lo que toca al borrén. Que viene haciéndose ruedas De salmon.

PRÍSCIPE. Calla, no dés Suspension á mi cuidado; Sino, dime, ¿cómo fué Tu viaje? Cuenta, Brito; Que ya deseo saber Nuevas de mi hermosa prenda. Habla, Brito.

ERITO. Bueno à fe : Para contarlo, quedemos Solos los dos.

PRÍNCIPE. Dices bien. Condestable, despejad, Y á esos músicos les den. Cuando no por forasteros, Porque han celebrado à Inës, Mil escudos.

CONDUSTABLE. Despejad.

PRÍNCIPE.

Id con Dios.

Músico 1.º El cielo dé A vuestra alteza, Señor, Un siglo de vida, amén. PRÍNCIPE.

ld con Dios.

MUSICO 1.0 ¡Qué gran valor! musico 2."

¡Qué cordura!

MÚSICO 1.0 Octavio, vén; No es señor quien señor nace, Sino quien lo sabe ser, (Vanse los músicos y el Condestable)

PRINCIPE. Ya, Brito, quedamos solos; Dime, ¿cómo queda Inés? Cómo la dejaste, Brito? Responde presto.

BRITO.

El sentido cada instante Que entre tus brazos no esté.

PRÍNCIFE.

Y Alonso y Dionis?

BRITO.

El uno Es jazmin y otro clavel, Y cada cual es retrato De los dos.

Has dicho bien; Prosigue, prosigue, Brito. BRITO.

Oye y te la pintaré, Si de tanta beldad puede Ser una lengua pincel. Llegué à Coimbra apenas Ayer, cuando el blason de sus almenas A un tiempo hicieron salva Los músicos de camara del alba, El sol y luego el dia, Y primero que todos, mi alegría. Guié los pasos luego A la quinta, Narciso de Mondego, Que guarda en dulce empeño La beldad soberana de tu dueño, Cuando, dando al aurora Gelos el sol, parece que enamora El oriente divino De Inés, sol para el sol mas peregrino. Que aun no he llegado creo; Piso el umbral, y en el zaguan me apeo; Que gustan los amantes Que les vayan contando por instantes, Por puntos, por momentos, Las dichas de sus altos pensamientos; Que brevemente dichas, No les parece que parecen dichas. Al fin al cuarto llego, Alborozado, sin aliento, y luego A las cerradas puertas, Solo à tu amor eternamente abiertas. Dos veces toco en vano, Que en este oriente aun era muy tem-Si bien tu hermoso dueño, [prano; Rendida á su cuidado mas que al sueño, Voces dió à las criadas, Menos de mi venida alborozadas.
Perdôneme Violante,
A quien mas debe el sueño que su
Mas yo, como es mi vida, [amante;
La quiero bien dormida y bien vestida,

Esté ausente y presente, Porque mi amor es menos penitente.

PRINCIPE.

Pasa, Brito, adelante, Y con mi amor no mezcles á Violante, Ni burles en mis veras; Que espero nuevas de mi bien.

BRITO.

Esperas Las que siempre procuro Yo traerte, vive Dios. Al fin el muro, El oriente dorado De aquel sol, de aquel cielo franquea-Sin reparo ninguno Corro los aposentos uno á uno, Y no paro hasta donde N no paro nasta donde.
Está la cesfera que tu sol esconde.
Su amor me desalumbra,
Y sin la permision que se acostumbra,
Verla y hablarla trato;
Que el alborozo precedió al recato.
Entro, al fin, sin sentido,
Y en el dorado tálamo, que ha sido
Tratro venturoso. Teatro venturoso Mas de tu amor que del comun reposo, Amaneciendo entonces, Y enamorando mármoles y bronces, Y enamorando marmoles y bronces, Les ojos en estrellas, En nieve y nacar las mejillas belias, En claveles la boca, La frente y manos en cristal de roca, En rayos los cabellos, Entre Alfonso y Dionis, tus hijos bellos, Asidos à porfia (Por maternal terneza ó compañía), El cuello de alabastro, Deidad admiro á doña Inés de Castro, Aurora en carne humana, Tiriciado abril con la mañana, Todo un cielo abreviado. Y al sol de dos luceros abrazado. Quede tierno y dudoso; Que, como de aquel árbol generoso Tan hermoso pendian, Racimos de diamantes parecian; Ella, amor ostentando, Aunque de honestidad indicios dando, A la nieve divina De purpura corriendo otra cortina; Que de tales mujeres Siempre son los recatos sumilleres; Mas encendida aurora Sobre las almohadas se encorpora, Y ya, como embarazos, Deja a Dionis y Alfonso de los brazos, Que, de sentido ajenos, Favores y ternezas no echan menos; l'anto en tan dulce empeño Pueden los pocos años con el sueño. Y con ansia influita, Antes que una palabra me permita Ni besaria una mano (Recato portugués ó castellano), Me dijo : «¿Como dejas A Pedro, Brito?» Y con celosas quejas Prosiguió, mas hermosa Que lo està una mujer que està celosa, Porque han dado los celos Hasta el color que visten à los ciclos, Tu tardanza culpando En Santaren con doña Blanca, cuando

Para tu esposa. PRÍNCIPE. Perderé el sentido, Brito, si lués no fia Todo su amor à toda el alma mia. Primero verà el cielo Su vecindad de estrellas en el suelo, Verà la noche fria Que puede competir al claro dia, Que falte la firmeza Con que adoro à Inés.

Tu padre la ha traido

BRITO. Oiga tu alteza; Basta, basta, no ofusques Mi relacion, ni imposibles busques Mal guisados, ni modos, Que yo los doy por recibidos todos ; Y lo mismo hará el dueño Por quien te has puesto en semejante Al fin escucha atento. [empeño. PRINCIPE.

Prosigue.

BRITO. Como digo de mi cuento... PRINCIPE.

Acaba.

BRITO.

Vén conmigo. La tal lués, en la ocasion que digo, Pinezas y ansias junta ,
Y entre falsa y celosa me pregunta:
«Dime, Brito, ¿es bizarra
Doña Blanca, la infanta de Navarra,
De Pedro nueva empresa ,
Que viene à ser de Portugal princesa?» Yo la respondo entonces, Haciendome de pencas y de gonces : «Aunque Blanca no es fea, Es contigo muypoca su tarea, Moneda mal segura, Que no puede correr con tu hermosura, Y si intenta igualarse Contigo, muy de noche ha de pasarse. En esto despertaron Dionis y Alonso, y juntos preguntaron A una voz por su padre; Enterneciose, oyéndolos, la madre, O fuese amor ó celos, Tocó á auegar en lágrimas dos ciclos; Y en lluvias tan extrañas, Sartas de perlas hizo las pestañas, Que en sus luces hermosas, De perlas se volvian mariposas ; Y abrasándose en ellas, Granizaron los párpados estrellas; Y viendo contra el día, Que abajo tanto cielo se venia, Calmando sus recelos, camando sus recejos. Dile tu carta y serenó sus cielos. Cedióse á su alegria, Convaleció de su fristeza el dia, Quedó el sol sin nublado, Porque de aquel desprecio aljofarado Al último suspiro Mucho cristal obró para zafiro. Tomó el pliego y besóle, Y tres ó cuatro veces repasóle Con señas diferentes, Que es costumbre de esplas y de ausen-Pidió la escribania, [tes. Volvió otra vez à perturbarse el dia, Los cielos se cubrieron, A la tinta las lagrimas suplieron; Y mientras escribia, Un alma en cada lágrima cabia, Siendo en tantos renglones Lasalmas muchas mas que las razones. Cerró llorando el pliego, Sellole, despachome, y parti luego Otra vez por la posta , [ta; Pareciéndome el mundo senda angos-Y con el «fuera , sparta», Entré por Santaren, y esta es su carta. PRINCIPE.

Levanta, Brito, del suelo; Que solo tú puedes dar Tal alivio á mi pesar, Tal fin á mi desconsuelo. Toma esta cadena, Brito, En tanto que á besar llego Las letras de aqueste pliego, Que lnés con el llanto ha escrito.

#### REINAR DESPUES DE MORIR.

BRITO. esa muy enhorabuena, Mientras que, tomada à peso, Primero yo tambien peso Las letras desta cadena.

Mi padre?

patro. Senor.

El mismo.

PRINCIPE. Guardaré el pliego

De Ines.

BRITO. Y yo á guardar iré Mi cadena, que es mejor.

> Sale EL REY DON ALONSO. REV.

Principe ?

PRINCIPE. Senor.

¿ Qué haceis?

Vos aqui?

BEY.

No hay que admiraros De que venga yo à buscaros, Pedro, pues vos no lo baceis. Yo os quisiera hablar despacio.

PRINCIPE. (Ap.) Hoy corre mi amor fortuna.

¿Quién sois vos?

Señor, soy una

Sahandija de palacio.

De qué al Principe servis?

De mozo fidalgo.

Bien.

¿ De camino estáis tambien?

BRITO.

Soy su maza.

BEY. ¿ Qué decis?

BRITO.

Que voy siempre con su alteza Adonde quiera que va.

REY.

Y aun donde no va.

BRITO

Esa es ya Maliciosa sutileza.

Algo desembarado

BRITO.

Si, Señor poderoso; Que en palacio al vergonzoso Siempre el refran ha culpado.

¿Cómo os Ilamais?

. BRITO. Reito.

BET.

Sois Brito? Ya quien sois se; Sois hombre de mucha fe.

BRITO. Eso si, Señor, par Dios, Porque con ella he servido A su alteza, como ya De mi satisfecho está.

Es Brito muy entendido; Con razon le estimo y quiero, Téngole notable amor.

Para que le hagais favor No babra menester tercero; Que en esto debe tener Gran maña y agilidad.

Mintió á vuestra majestad Quien fué de ese parecer; Que á su alteza no le han dado Tan pocas partes los cielos, Que haya menester anzuelos En el ardid del criado. No me ha menester á mi Para ninguna faccion , Porque los méritos son Siempre terceros de si. Y cuando en alguna se halle Dificultosa de obrar,
No ha de ir, ni es justo, à buscar
Alcahuetes à la calle;
Porque el Principe es humano, Y alguna vez se enamora, Aunque à esta plaza hasta ahora No le he tomado una mano. Vuestra majestad real Perdone esas baratijas Porque hasta en las sabandijas La defensa es natural. Y adios; que contra cautelas De palacio asisto en mi, Que estoy indecente así Con hotas y con espuelas. (Vase.)

BEY. Pedro, los que hemos nacido Padres y reyes, tambien Hemos de mirar el bien Comun mas que el nuestro. PRINCIPE.

Ha sido.

Padre y señor, atencion Debida á esa majestad; ¿Qué me mandais?

Escuchad.

Veréis que tengo razon. Yo os he casado en Navarra Con la Infanta, que Dios guarde, Y en Lishoa a vuestras bodas Se han hecho fiestas, y tales, Que todos nuestros fidalgos Procuraron señalarse, Dando muestras con su afecto De ser nobles y leales. Despues que llegó la Infanta, He reparado que sale A vuestro rostro un disgusto, Que os divierte de lo afable, Os retira de lo alegre; Y solo pueden llevarse Aquestos extremos, Pedro, Donde hay mucho amor de padre. Doña Blanca disimula, Y aunque la causa no sabe, Piensa que sin duda es ella Causa de vuestros pesares. Hacedme gusto de verla Con amoroso semblante; Principe, desenojadla, Que es vuestra esposa; no halle, Cuando con vos tanto gana. El perderse en el ganarse. Yo os lo ruego como amigo, Os lo pido como padre,

Os lo mando como rey, No déis lugar à enojarme. Ella viene; aquí os quedad; Prudente sois, esto baste.

(Vase.)

PRINCIPE. Ay Inés, cômo por ti, Loco, rendido y amante, Ni admito la corrección, Ni hay ventura que me cuadre!

Sale LA INFANTA.

INFANTA.

Guarde Dios à vuestra alteza. PRÍNCIPE.

Señora?

INFANTA. ¿Principe?

PRINCIPE.

.Dadme

La mano à besar.

INFANTA. Señor. Detenéos; que no es galante Accion que beseis mi mano, Cuando advierto que no sale Ese cortesano afecto De marido ni de amante. Yo, Señor, soy vuestra esposa; Y debeis considerarme Reina ya de Portugal , Si fui de Navarra infanta.

PRÍNCIPE. (Ap. Eso no, viviendo Inés.) Senora, solo un instante Os suplico que me deis Audiencia; sentáos y hable El alma, que muda ba estado, Hasta poder declararse.

INFANTA.

Decid.

PRÍNCIPE. Atended.

INFANTA. Ya oigo. Pasad, Principe, adelante.

PRINCIPE. Casé, Señora, en Castilla (Obedeciendo à mi padre) Primera vez con su infanta, Que en globos de estrellas yace. Tuve desta dulce union Un hijo, y puesto que sabe Vuestra alteza estos principios, Paso à lo mas importante. Cuando mi difunta esposa Vino conmigo à casarse, Pasó à Portugal con ella Una dama suya , un ángel , Una deidad , todo un cielo ; Perdóneme que la alabe Vuestra alteza en su presencia, . Que, informada de sus partes, Importa, porque disculpe Osadas temeridades, Cuando advertida conozca La causa de efectos tales. Era al fin (por acabar La pintura desta imágen . El retrato deste sol , Deste archivo de deidades) Doña Inés de Castro Coello De Garza, que con su padre Pasó à servir à la Reina, Mejor dijera a matarme; Y aunque siempre su hermosura Fué una misma, ni un instante Me atrevi, Señora, à verla Con pensamientos de amante;

Que à sola mi esposa entences Rendi de amor vasallaje, Hasta que, cruel, la Parca Le cortó el vital estambre. Muerta mi esposa, trató
Casarme otra vez mi padre
Con vuestra alteza, Señora,
Que el cielo mil siglos guarde,
Sin que este segundo intento
Conmigo comunicase; Yerro que es fuerza que ahora Vuestro decoro le pague, Y le sienta yo, por ser Vuestra alteza à quien se bace La ofensa; que el sentimiento No sera bien que me falte A tiempo que por mi causa Padeceis tantos desaires. (Ap. Confusa, hasta ver el fin, Será fuerza que se balle.) Muerta, Señora, ya mi esposa amada, Querida tanto como fué llorada, Querida tanto como ne norada, Pasados muchos días de tormento, Difunto el gusto y vivo el sentimiento, En un jardin, al declinar el día, Mis imaginaciones divertia, Mirando cuadros y admirando flores, Archivos de hermosuras y de olores. Al doblar una punta de claveles Desta hermosa pintura los pinceles, Al pasar por un monte de azucenas, Que mirar su blancura pude apenas, Porque la candidez de su hermosura La vista me robó con la blancura; Y en una fuente bermosa, Que tenia el remate de una rosa, Para su adorno un Fénix de alabastro, Vi à doña Inés de Castro, Que al margen de la fuente Se miraba en el agua atentamente; Y olvidado de mi, viendo mi muerte En su deidad, la dije desta suerte: «Nunca pense que pudiera, Muerta mi esposa, querer En mi vida otra mujer, Ni que otro cuidado hubiera Con que el dolor divirtiera De mi pena y mi dolor; Pero ya he visto en rigor, Advirtiendo tu deidad, Que aquello fué voluntad, aquesto solo es amor. Como puede ser ( ay cielos!) Que en mi casa haya tenido El mismo amor escondido, Sin que remontase el vuelo A su atencion mi desvelo? Como este bien ignoré? Cómo ciego no miré? Cómo en esta luz bermosa No fui incauta mariposa, Y cómo no te adoré ?» Hice este discurso apenas, Cuando á mirarme volvió Cuando a infrarme vovio
El rostro, y entonces yo
Puse silencio à mis penas;
Heladas todas las venas,
Quedé, mirándola, helado;
Ella, el aliento turbado,
Quiso hablar, hablar no pudo, Quedó suspensa , y yo mudo, En su imagen transformado. El alma á verla salió Por la puerta de los ojos, Y á sus plantas, por despojos, Las potencias le ofrecio; El corazon se rindió Solo con llegar à ver Esta divina mujer, Y ella , viéndome rendido Y en su hermosura perdido, Pago con agradecer.

Desde este instante, Señora, Desde aqueste punto, Infanta, Hicimos tan dulce union, Reciprocando las almas, Que girasol de su luz, Atento á sus muchas gracias, Vivo en ella tan unido Debajo de la palabra Y fe de esposo, que amor, Cuando perdido se halla, Para poderle cobrar, Se busca entre nuestras ansias. En una quinta que está Cerca del Mondego pasa Ausencias inexcusables, Solamente acompañada A ratos de mi firmeza, Y siempre de su esperanza. Tenemos de aqueste logro De Cupido, desta llama
Del ciego dios, dos infantes,
Dos pimpollos y dos ramas,
Tan bellos, que es ver dos soles
Mirar sus hermosas caras. Querémonos tan conformes, Son tan unas nuestras almas Que à un arroyo ó fuentecilla, Adonde algunas mañanas Sale à recibirme Inés, Todos los de la comarca Llaman, por lisonjearnos, El Penedo de las ansias. En fio, Señora, mi amor Es tan grande, que no hay planta Que para amar no me imite, No hay arbol que con las ramas Esté tan unido, como Lo estoy con mi esposa amada. Y aunque parezca desaire A vuestra alteza contarla Aqueste empleo, he advertido Que es mejor, para obligarla, Cuando engañada se advierte, Decirlo y desengañarla; Pues cuando de Portugal rues cuando de Portugal No sea reina, en Alemania, En Castilla y Aragon Hay principes, que estimaran Saber aquesta ventura, Que habeis juzgado á desgracia; Y porque me espera lnés, Y cultará ni escarago. Y culpará mi esperanza, Dadme licencia, Señora, Que á verme en su cielo vaya, ues bien es que asista el cuerpo Allà donde tengo el alma. (Vase.)

Han sucedido à mujer
Como yo tales desaires?
¿Cómo es posible que viva
Quien ha oido semejante
Injuria? Al arma, venganza,
Despida el pecho volcanes
Hasta quedar satisfecha;
Muera conmigo quien hace
Que à una infanta de Navarra
El decoro la profanen;
Que una mujer celosa y agraviada,
Sola consigo mismo es comparada;
Que si la aflige amor y acosan celos,
Aun seguros no están della los cielos.

(Vase.)

Sale DOÑA INÉS, en traje de caza, con escopeta, y VIOLANTE, criada.

VIOLANTE. ¿No estás cansada, Señora? DOÑA INÉS. Sí, Violante, y triste estoy; Hácia el Mondego me voy, Que el sol el ocaso dora; y antes que sea mas tarde, Pues Pedro no viene, quiero Retirarme.

Siempre espero Que hagas de tu gusto alarde, Sin cuidados amorosos.

DOÑA INÉS.
Violante, no puede ser;
Que en la que llega á querer
No hay instantes mas gustosos
Que los que da á su cuidado;
¿Qué será no haber venido
Mi Pedro?

VIOLANTE.
Le habrá tenido
El Rey, su padre, ocupado;
Desecha ya la tristeza
Que te aflige.

noña inés. No te asombre; Que, aunque Pedro es rey, es hombre, Y temo olvidos.

VIOLANTE. Su alteza Solo en ti vive, Señora, Solo tu amor le desvela.

Como el pensamiento vuela ,
Hizo este discurso abora.
Violante, advierte mi pena;
Que no temo sin razon ,
Ni esta profunda pasion
Es bien que la juzgue ajena;
El Príncipe, mi señor,
Aunque amante le he advertido,
Se ve, Violante, querido,
Y esto aumenta mi temor ;
Advierto que está delante,
Contrastando mi fortuna ,
Una hermosa Vénus , una
Blanca, de Navarra infanta ;
Su padre quiere casarle ,
Aunque casado se ve,
Y puede ser que mi fe
Llegue, Violante, á cansarle ;
Mira tú si mi fortuna
Infelice puede ser,
Que á la mas cuerda mujer
Se la doy de dos la una ;
Toma esa escopeta allá,
Ya que esta la quinta es.

VIOLANTE.
Descansa, Señora, pues.

DOÑA INÉS.

Todo disgusto me da.

¿ Quieres, Señora, que cante, Para divertir tu pena, Una letrilla muy buena, Que te alegre?

DOÑA INÉS.
Si , Violante;
Canta, y no por alegrar
Mi pena te lo consiento,
Sino porque à mi franto
Quisiera un rato apviar.

violante. (Canta.
Saudade miña.
¿ Cando vos veria?
Diga el pensamiento,
Pues solo él lo siente,
Adorando ausente;
Lo que de vos siento;
Mi pena y tormento
Se trueque en contento
Con dulce porfia.

DOÑA INES T VIOLANTE. Soudade mina . ¡Cendo vos veria?

SIGLASTE. (Canta.)

Mids anudade, Care sinor men A quién diré eu Tanzha verdade? La mina vautade Cridedosa persuade Dennite y de dia; Saudade mina, ¿ Cando vos veria?

VIOLANTE.

Parece que se ha dormido, Y con paso diligente Vociveatrás la hermosa fuente Todo el curso suspendido; Dejaria quiero al beleño Deste descanso, entre tanto Que da treguas à su llanto. Arboles, guardadla el sueño. (Vase.)

## Salen EL PRINCIPE y BRITO.

PRINCIPE. Gracias à Dios , Brito amigo, Que le salido à ver mi bien Quien fue mas dichoso? Quien Pudo igualarse conmigo? Posible es , Brito, que estoy Bonde pueda ver mi esposa, Entre cuya llama hermosa Simple mariposa soy?

BRITO. Tan posible, que llegamos A la quinta, que esta enfrente Del Mondego.

PRINCIPE. Aguarda, tente. BRITO.

illas visto algo entre los ramos?

PRINCIPE. No ves à laés celestial Que aqui à la vista se ofrece?

BRITO. Que está dormida parece

Al margen de aquel cristal Que la fuente vierte : calla, No la despiertes, Señor. PRINCIPE.

Diselo, Brito, à mi amor.

ERITO. Luego ¿ quieres despertalla?

PRÍNCIPE. Quiero, Brito, y no quisiera Impedirla el descansar.

ERITO. Será lástima inquietar

Su sosiego.

BOXA INES. (Sonando.) Tente, espera. PRÍNCIPE.

Parece que habla.

BRITO.

Estarà. Señor, entre sueño hablando.

PRÍNCIPE. ¿Que estará mi bien soñando? ESITO

Contigo el sueño será.

posa suks. (Vuelne d hubbar como sonande.)

Que me mata; tente, aguarda.-

DD. C. DE L.-II.

PRÍNCIPE. Deja, Brito, que adelante Pase, porque ya se tarda

Mi deseo en ver despierto Mi bello sol.

Llega pues; Pero despertar à Inés Será grande desacierto.

DONA INES. No me maten tus rigores; Por qué me quitas la vida. Pedro, Pedro de mi vida? Esposo, mi bien.

PRÍNCIPE.

Amores. Mucho he debido al pesar Que en ti ha ocasionado el sueño, Pues te trajo, hermoso dueño, En mi pecho á descansar.

DOÑA INÉS. Pedro, Señor, dueño amado. PRÍNCIPE.

¿Qué tienes, Ines? DOÑA INÉS. (Despierta.)

Sonaba Que la vida me quitaba... PRÍNCIPE.

¿ Quien ?

DONA INÉS

Un leon coronado, Y que à mis hijos (; ay cielos!) De mis brazos ajenaba, Y airado los entregaba (Aun no cesa mi recelo) A dos brutos, que inhumanos Los apartaron de mi.

PRÍNCIPE.

Eso, Inés, sonaste?

DOÑA INÉS.

PRINCIPE.

Fueron tus receios vanos; Desecha, Inés, el dolor, Cobrate mas valerosa; Si bien estás mas hermosa Con el susto y el temor.

¿Eres mio?

PRÍNCIPE. Tuyo soy. DOÑA INES.

DOÑA INÉS.

Y tuya mi fe será.

Adonde Violante està? A pediria celos voy.

DONA INES.

Nunca como hoy, dueño mio, Temi de mi amor mudanzas , No porque de ti no lio. Sino por ser desdichada; Apenas de nuestra quinta Sali à caza esta mañana, Cuando vi una tortolilla Que entre los chopos lloraba Su amante esposo perdido; Yo, de verla lastimada, Llegué à temer que mi suerte No me trajese à imitarla; Vi luego que de una vid Un olmo galan se enlaza. Y envidiosa de sus dichas, Tambien se me turbo el alma, Pues un tronco bruto goza Posesion mas bien lograda, Y yo apenas gozo el bien, Cuando todo el bien me falta;

Y como en la tortolilla He visto mas declaradas Mis sospechas temerosas. Siendo yo tan desdichada Qué mucho, Pedro, que tema Liegar à imitar sus ansias?

PRÍNCIPE. lues, si el sol en la tierra, Como produce las plantas, Infundiera en cada flor Una deidad, y llegara A reducir las bellezas Con las de tu hermosa cara (Que es la mayor, dueño mio) En otra mujer, palabra Te doy que, siendo yo tayo. En mi corazon no hallara Ni un cortesano cariño, Ni una amorosa palabra, Ni un pequeño ofrecimiento, Ni un afecto en que mostrara Atomos de la aficion Con que te adoro; que tanta Fuerza tiene tu hermosura Desde que está retratada En mi pecho, que tu nombre Tiene por objeto el alma; Alonso y Dionis ; adonde Estan?

Sale ALONSO, niño,

Padre? ALONSO.

PRINCIPE. Prenda amada,

Y vnestro hermano?

Senor. Ahora merendando estaba: ¿ Quieres que vaya á llamarle ?

PRINCIPE. Si, mi vida.

DONA INES. Espera, aguarda.

Salen BRITO v VIOLANTE, alboro-Index.

Señor, Señor, oye.

PRINCIPE. Brito,

¿Qué dices?

(Vase.)

VIOLANTE. Senora? DONA INES.

¿Qué es esto? Dilo, Violante.

VIOLANTE. Dilo, Brito; que no puedo.

PRINCIPE.

De que os turbais f Hablad.

DRITO. Por la orilla del Mondego,

V el camino de la quinta, Tres coches han descubierto, Y del Rey parecen. DONA INÉS.

Bay

Mas desdicha? PRÍNCIPE. Vé en un vuelo,

Y reconoce quien es.

Va yo be visto, aunque de léjos, Que el Rey y la lufanta vicaem, Alvar Gonzalez con ellos, Y Egas Coello.

PRÍNCIPE. Ambos son Dos traidores encubiertos,

VIOLANTE.

Ya Hegan.

DOÑA INÉS. Pues yo me voy

A retirar.

PRINCIPE.

Detenéos, Señora; que estando yo Con vos, no hay que temer riesgo.

Salen EL REY Y LA INFANTA, ALVAR GONZALEZ, EGAS COELLO y ACOM-PAÑAMIENTO.

Aquesta es la quinta; entrad.-¿Pedro?

PRINCIPE.

Señor, ¿ qué es aquesto? INFANTA.

Ahora empieza mi venganza,

DOÑA INÉS.

Ahora empiezan mis celos BEY.

Ahora empieza mi castigo.

PRÍNCIPE.

Ahora empieza mi tormento.

Ahora se enoja el Rey.

Ahora la echa del reino.

VIOLANTE.

Ahora te echan á galeras.

BRITO.

Aliora te dan docientos, Por alcahueta, Violante.

VIOLANTE.

Miente y calla.

BRITO. Callo y mieuto.

REY.

No sé cómo reportarme En fin, principe don Pedro, Ocasionais à que haga Vuestro padre estos excesos De salir, para buscaros Fuera de la corte?

Cielos! Temiendo estoy su rigor; Pero, con todo, yo llego. Déme vuestra majestad A besar su mano.

El cielo Mayor belleza ha formado? De mirarla me estremezco.-¿ Cómo os flamais?

DONA INES.

Dona Inés

De Castro.

REY. Alzáos del suelo,

DOÑA INÉS. Quien à vuestros pies se ve, Goza, Señor, de su centro, Pues en ellos...

Levantad.

DOÑA INÉS.

Toda mi ventura tengo.

¡Qué honestidad! qué cordura! ¿Quién es este caballero?

PRINCIPE.

Un deudo cercano mio.

Tambien vendrà à ser mi deudo; Muy findo es .- ¿Cómo os flamais?

ALONSO.

Alonso, al servicio vuestro.

BEY.

Por vuestro abuelo será. DOÑA INÉS.

Tiene muy honrado abuelo.

Y muy hermosa y muy noble Madre.

¡ Qué ha sido esto, cielos!

INFANTA. A esto el Rey me trae! Perderé el entendimiento.

REY.

Venid, Infanta.

Senor,

Ved que para vuestro reino Este inconveniente es grande.

Y con este impedimento De doña Inés, doña Blanca No logrará su deseo De casar en Portugal.

Ya lo he mirado, Egas Goello ; Mas no es ocasion ahora De salir de tanto empeño.

Dadme la mano, Señor, Y la bendicion.

¡ Hay mas graciose muchacho! INFANTA

Mis desdichas voy sintiendo.

REY.

Adios, doña Inés.

DOÑA INÉS.

Senor. Guarde mil años el cielo A vuestra real majestad, Para mi señor y dueño De mi albedrio.

Inés!

Cuánto con el alma siento No poder aqui, aunque quiera, Mostrar lo mucho que os quiero!

Violante, adios; que me voy.

VIOLANTE. Brito, adios; que lo deseo.

PRINCIPE. Adios, Inés de mí vida.

DOÑA INÉS. Adios, adorado dueño.

PRINCIPE.

Muerto voy!

DOÑA INÉS. ¡ Yo voy sin alma PRINCIPE.

¡Qué desdicha!

¡ Qué tormento!

## JORNADA SEGUNDA.

Salen LA INFANTA y ELVIRA, criada.

Esta es ya resolucion : No me aconsejes, Elvira

Infanta, señora, mira Que aventuras tu opinion.

INFANTA.

Aunque lo advierto, no ignoro Tambien que en desprecio tal, Una mujer principal Atropella su decoro; Deja ya de aconsejarme , Y repara que, agraviada, Ofendida y despreciada. He de morir o vengarme; A muchas han sucedido Desprecios de voluntad, Mas no de la calidad Que yo los he padecido Bien que Inés es muy bizarra, Y aunque hermosa llegue a verse. No es justo llegue à oponerse A una infanta de Navarra; Que compitiendo las dos Aunque es grande su belleza, Para igualar mi grandeza Es poco el sol, vive Dios.

ELVIRA.

El Rey sale.

INFANTA.

Pues, Elvira, Déjame sola; que ahora He de hablar claro.

Señora...

INFANTA.

Obedece, calla y mira. ELVIRA.

Ya me voy, y ruego al cielo Que se acabe tu cuidado.

El agravio declarado No admite ningun consuelo.

Sale EL REY, solo.

Dejadme solo, Coello : Que à solas pretendo habiarla. Quisiera desenojarla.

INFANTA.

(Ap. Pues me ofrece su cabello La ocasion, quiero lograr Mi intento.) ¿Señor?

¿Infanta?

INFANTA,

¿Tanto favor? ¿ Merced tanta? ¿ Que vos me vengais à bonrar? ¡ Gran ventura!

Blanca hermosa Tanto os estimo y venero, Tanto, bella Infanta, os quiero, Que fuera dificultosa La accion que para serviros No emprendiera ; y este afeto,

Hijo de vuestro respeto, Me obliga siempre asistiros Con un modo afecto, y tal, Que en lo discreta y bizarra, Dudo si sois en Navarra Nacida ó en Portugal.

Con tanto favor tratais Mi fe, que ciega os adora, Que confusa el alma ignora El modo con que me honrais; Pero advierte mi cuidado, Viendo estos extremos dos, Que me habeis querido vos Itablar como despojado, Y advertido del rigor Oue el Principe usa conmigo. Que el Principe usa conmigo, Como su padre y su amigo, Me mostrais en vos su amor.

En qué estaba divertida, Hija mia, vuestra alteza ?

INVANTA. Solo en pensar la presteza, Gran senor, de mi partida.

Cômo con tal brevedad . Infanta, os quereis partir?

INFANTA.

Eso le quiero decir; Oiga vuestra majestad Por concierto de mi hermano, Y vuestro ( mudos pesares . Hoy hable la estimacion, Los demás afectos callen), A este mar de Portugal, De nuestros navarros mares, be nuestros navarros mares, En una ciudad de leños, En una escuadra volante De delfines, que volaba A competencia del aire, Liegue, Señor (; ay de mi!), Un funes, para mi mártes, Que en el dueño, y no en el dia, Se contienen los azares; Fué tan prospero y feliz Este deseado viaje, Que parece que anunciaban Tan venturosas señales Presagios de la desdicha Que ahora llega à atormentarme ; Salió vuestra majestad A recibirme y bonrarme
Con su persona y amor,
Que son afectos de padre;
Y cuando al Principe (; ay cielos!) Esperaba, para darle, Entre la mano de esposa, Tiernos requiebros de amante, Posesion del albedrio, Uniendo las voluntades Supe que quedó en Lisboa, Sin que su cuidado pase Siquiera à saber con quién Signiera à saber con quien
Su alteza espera casarse;
Este cuidado, ir descuido
Cuidadoso, fueron parte
Para empezar (¡que desdicha!)
Toda el alma à alborotarse,
Y à tenier lo que llore
Dentro de pocos instantes.
Cuatro veces murió el sol
La los brazos de la tarde,
Par enta muerte la noche Por cuya muerte la noche Vistió lutos fugerales, Primero que de su cuarto Fuese al mio à visitarme; Si fué agravio à mi decoro, Juzguelo quien amar sabe. Al lin vuestra majestad

Fué à visitarle una tarde; Lo que le mandó, no sé, Mas bien puedo asegurarme Que en defender mi justicia Seria todo de mi parte; Al fin me vió, y los empeños Que true solo un instante Que le di audiencia, no es bien Que mi lengua los relate; Bastame, siendo quien soy Que los sepa y que los calle ; Que, á no ser dentro de mí Tan bizarra y tan galante, Cómo pudiera pasar Por el tropel de desaires Que me han sucedido? Cómo, Sin que abortara volcanes, Que en cenizas convirtiera A quien intentó agraviarme Atrevido y poco atento? Vamos, Senor, adelante, Y perdonad que los celos Lleguen à precipitarme, Y el corazon à los labios Se asome para quejarse. Pasadas muchas injurias Que es bien que en silencio pase, À una quinta del Mondego Fui, porque vos me llevasteis, A volver mas despreciada Que me habia mirado antes. Pues se siente mas la ofensa Cuando delante se hace De quien , mirando el desprecio, Llegará à vanagloriarse; Esto, Señor, que parece Que es sentimiento que hace Mi persona en exterior, Segun os muestra el semblante, No es sino que así he querido De mi suceso informarle, Porque sepa que no ignoro Porque sepa que no ignoro
Lo que vuestra alteza sabe;
Que, á no ser así, es sin duda
Que no pasara el desaire
De ir á requebrar los nietos,
Cuando me ofreció vengarme;
Y á no ser así tambien,
¿ Cómo pudiera Hevarse
Que doña lués compritiera
Campua son muchas sus carles (Aunque son muchas sus partes) Conmigo? Que no lo hermoso Igualar puede à lo grande. Decid al Principe vos, No como rey, como padre, Que sus empeños disculpo; Que ha acertado al emplearse En quien tan bien le merece, Y que mire, cuando agravie, Que no todas, como yo, Podrán desapasionarse. Este pliego es á mi hermano, Donde le pido que trate De enviar por mi, sin que sepa Le que ha podido obligarme; Que no es bien que le dé cuenta De semejantes desaires. Con mi partida, Señor, Pongo fin à mis pesares, Principio al gusto de Inés, Y medio para que tente Y medio para que trate Don Pedro su casamiento, Sin que yo pueda estorbarle; Que, aunque ya lo está en secreto, Como llegó á declararme, Parece que aumenta el gusto Saber que todos lo saben Adios, Señor; no me tenga Tu majestad ni me trate Jamás sino de partirme; Porque seria obligarme A que baga, por detenerme,

Lo que no por despreciarme;
Que, aunque ahora soy prudente,
No sé, en llegando à enojarme,
Si me valdrà la prudencia
Para no precipitarme.
No detenerme es cordura;
A mi cuarto voy, que es tarde.
No hay, Señor, de que advertirme;
Que, pues llegue à declararme,
Todo lo habre ya mirado
(¡Voy muriendo'); el cielo os guarde. Lo que no por despreciarme;

Oye, Infanta.

INFANTA. Alonso invicto, Vuestra majestad no mande Que un instante me detenga, O vive Dios, que á esos mares, Parténope desdichada, Me arroje para anegarmo. (Vase.)

REY.

REY. Alvar Gonzalez, Coello?

Salen Los Dos.

ALVAR.

Senor?

nev. Partid al instante,

Y detened à la Infanta. ALVAR.

Ya voy.

(Vase.)

EGAS. El Principe sale:

REY.

No sé cómo de mi enojo Ahora podrá librarse. Qué asi me empeñe mi hijo! Irme quiero sin hablarle; Que si le hablo, sospecho Que no podré reportarme.

Sale EL PRINCIPE, solo

PRINCIPE.

Señor, ¿vuestra majestad Conmigo airado el semblante? La espalda volveis, Señor, A vuestra hechura?

BEY

Dejadme, No me hableis; que estoy cansado De ver vuestros disparates. Principe, no me veais; Egas Coello, aquesta tarde, De Santaren al castillo Le llevad preso, alli pague Inobediencias que hap sido Causa de males tan grandes.

EGAS.

Qué principe tan prodente! PRINCIPE.

Pues yo, Senor, apor que? BEY.

Baste;

Ahora veréis si es mejor Obedecer o enojarme.

(Vase.)

PRINCIPE. En flu, Coello, ¿que voy Preso à Santaren?

> EGAS: Asi

Lo manda su alteza; à mi, Oue noble criado soy, Me toca el obedecer.

PRINCIPE

¿Sois vos mi alcaide?

El cuidado

Y el guardaros ha fiado A mi noble proceder Y a sola la lealtad mia; Y así, es forzoso el hacerlo.

PRÍNCIPE.

Si ahora anochece , Coello, Mañana será otro dia.

EGAS.

En cualquier aurora es Mi lealtad muy de español.

PRÍNCIPE.

Mil cosas fomenta el sol, Que las deshace despues.

EGAS.

Yo sé que llego à servir Con fe, Señor, verdadera; Y así, muera cuando muera, Como os sirva con morir.

PRINCIPE.

Creo que pena os ha dado El verme que preso voy.

Sé que vuestro esclavo soy, Y que solo mi cuidado Os sirve dias y noches, Como criado de ley.

PRÍNCIPE. Coello, sirvamos al Rey; Id a prevenir los coches.

(Vase Egas Coello.)

#### Sale BRITO.

Qué hay, Brito? Qué te parece De estrella tan importuna?

Desto nos da la fortuna Cada dia que amanece. PRINCIPE.

Qué doloroso trasunto! Muerto estoy! ; Estoy perdido!

BRITO.

Solo Belerma ha vivido Con el corazon difunto.

PRINCIPE.

Parte, Brito, dile à Inés ... ¿Asi te vas

(Hace Brito que se va.)

BRITO.

¿ Por qué no ?

PRINCIPE.

¿Qué le diràs?

Ya te lo diré despues. Quisiera, Señor, ponerme En la iglesia de San Juan, Porque esperezos me dan De que el Rey ha de prenderme.

PRINCIPE.

¿Y eso temes, Brito? Véte; Mas ¿por qué te ha de prender?

BRITO. Fácil es de conocer: Porque he sido tu alcahuete; Y en ocasion semejante Llegara à sentir de veras Ir á bogar á galeras , Como me dijo Violante.

PRÍNCIPE.

Brito, vé à la esposa mia , Y dila que pierdo el seso Hasta que la vea.

BRITO.

PRINCIPE.

Y tras eso, ¿Cómo el Rey preso te envia?

Pues si preso me queria, ¿Para qué dos veces preso? Que à explicar mi sentimiento No basto, y si à eso te obligo, Di todo lo que te digo, Pues no cabe en lo que siento.

Diréle que partes ciego Por su amor, lo que la adoras, Lo que suspiras y lloras Cuando te abrasa su fuego.

A mucho te has obligado; Que el mal à que estoy rendido Bien cabe en lo padecido. Mas no cabe en lo explicado. Dila que el Rey inhumano... Oye, Brito, y no la affijas, Y aquellas dos perlas, hijas De aquel nácar castellano...

No te enternezcas, Señor; Mira que llorando estás.

PRÍNCIPE.

Ay, Brito! no puedo mas.

¿ Adonde está tu valor? Préndate el Rey, que el proceso Podrás romper algun dia.

PRINCIPE.

Mas si preso me queria, ¿Para qué dos veces preso? (Vanse.)

## Salen DOÑA INES Y VIOLANTE.

DONA INES.

VIOLANTE. ¿Acabaste ya el papel?

VIOLANTE.

Pues ¿ cómo? DONA INES.

He reparado

Que no cabrá mi cuidado Ni mis finezas en él.

VIOLANTE.

¿ Leiste la glosa?

DOÑA INES.

Y es tal, que pude llegar, Cuando la miré, à pensar Que se escribió para mí.

VIOLANTE.

¿Sábesla ya?

¿Toda?

DOÑA INÉS. Ya la se. VIOLANTE.

DOÑA INES.

Nada hay que te espante; Mientras estuve, Violante, En mi cuarto, la estudié.

VIOLANTE.

¿ Quieres decirla, Señora? DOÑA INÉS.

Si, Violante, aquesta es; Atiende.

VIOLANTE. Ya escucho. DONA INES. Pues No te diviertas ahora.

Mi vida, aunque sea pasian,
No querria yo perdella,
Por no perder la ocasion
Que tengo de estar sin ella.
Dichoso y favorecido
Me vi, Nise, en un instante,
Y luego pasé de amante
A extremo de aborrecido;
Mas, aunque airado Cupido
La flecha trocó en arpon,
No nudo ser ocasion No te diviertas ahora. No pudo ser ocasion Para desear mi muerte; Que he de querer, por quererte, Mi vida, aunque sea pasion. El alma con que vivia Se fué à ti, cuando pensaba Que en mi pecho la hospedaba, Como tuya, siendo mia. Y aunque la pérdida via, Sin formar de amor querella, Contento me vi sin ella; Mas, à no ser en despojos, Nise, de tus bellos ojos, No querria yo perdella. Gobierno del hombre han sido Voluntad y entendimiento,
Con que, à la razon atento,
Mientras hombre fui, he vivido;
Pero, despues que Cupido
Puso en ti mi inclinación,
Puede tanto mi pasion,
One jamás, hella mujer Que jamás, bella mujer, No te quisiera perder, Por no perder la ocasion. Cautivo y sin libertad Vivo despues que te vi Y aunque viví en mi siú mí, Rendido á tu voluntad, Esperé de ti piedad ; Pero, despues que à mi estrella Tu imperio, Nise, atropella, Es tan contraria mi altura, Que ella misma me asegura Que tengo de estar sin ella.

## Sale BRITO.

BRITO

Esconde, Inés, si es posible, Que no será fácil, de estos Peligrosos dulces ojos Peligrosos dulces ojos
Los hermosos rayos negros;
Esconde, por vida tuya,
La canicula, lo fresco,
Lo florido, lo nevado,
Lo apacible, lo severo,
Lo buscado, lo temido,
Lo jugueton, lo compuesto,
Lo alegre, lo mesurado,
Lo lindo, lo mas que bello De esa cara ; que un nublado No le ha de faitar à un cielo Donde hay tantas pesadumbres.

DOÑA INÉS.

¿ Qué dices?

Véte de presto;

Que viene la Infanta acá.

DOÑA INÉS.

¿ La Infanta acá? BRITO.

Pretendiendo

Hallar en esa ribera, Por no perder el trofeo, Una garza que del aire Hoy ha derribado, entiendo Que ha de llegar.

DOÑA INÉS. Oye, Brito,

¿Garza?

quita unis. Y gella la la musera?

Si, eila ha sido; que a solar Con un escuadron suberbio De pájaros salió armada.

DUNA DUNA Excusóren seria de celos. Pacs vine a matheme a mi

BRIDG.

En un alumn soberbin. Cose la rienda en una mano. Y eq la stra mono una dellos. La vierza cumo una Palas O la borractio de Véons.

posts mis. Valgame Bius! aqué be de hacer! luiero returarne, quiero Que no me ven; mas no. Sin duda es mejor acuerdo Esperarla y ver si pueden artesanos camelinientes

Dices bieau pulla mis. Dine abora de mi docio,

Como le dejaste, l'eito? Liene el geracipe don Pedro

Ausque de su parte Solo à visitarie tengo, Para que sepas, Señora, Lo que posa alta de nuevo, No es posible; solo digo Pur abuez que te puedo A segurar que esta noche Venileà à veste.

policy make. ¿Cierto? BE270.

Cierto.

seria reds. Y dime, Brico, a que hoy De la fofunta?

> \$3070. Que la veo

Ya junto à ti.

DOĞA INÉS. En hora mala Veneza à entorbar mis intentos

Soles LA INFANTA, ALVAR GONZA-LET, EGAS COELLO y CATAGORES.

DECEMBER. Nucleo be sentido perderla.

ALTER

DIEANTA.

emontó, Sefora, el vucio Tanto, que ha sido imposible

El aire cres-Que en si la kalen transfermado Para voine mas ligera. nes della, cuvidioso, pudo

pells mfr. El cielo Dé à voestra altera, Sejora, La vida que yo descu.

ESTANTA. -No me estuviera may bien; loés, levantad del suelo; Foe ages?

· DON'S ENES. Si esta ventura De habliros, Señora, y veros, Pur estar aqui, he ganodio, Decir sia listuja pacdo Que solo he solo dichoso

Aqueste instante que os veo. DESCRIPTION.

¿Cimo estáis?

MEA THE Para servirus,

Como mi señora y dipeño.

DEASTA.

(Ap. Parece que está muy triste; Si ha subida que à dan Pedro Le prendià el Rey! Es sin duda; Pues amor, examinemos Si podeis vivir en mi; ne, numque muerto ya us contemplo. Para llegarle à creez Falta el ultimo remedio.) Triste estáis.

DOÑA INÉS. |Seiora! | Yo? DEATH.

No os alijais; que os prometo Que me bolgara de poder Daros, doña loés, consuelo. El Principe en asistinos Nunca puda ser eterna, Sempre la menester casarse : Es lo está conmign.

DONA DIES.

[Cigles!

¿Qué detis!

DEADER. Que à Sentaren, Como ya sabreis, fué preso,

Y saldrà para que asi . En un dichoso himenen, Junte dos almas, que vos Habeis dividido.

nova mes. (Ap.) Esto

No se poede ya llevae; Que, fuera de ser desprecio, Son ceios ; nadie la vivido Cuerda en llegando à tenezios. Responderia quiero.

DEATER

Suspended on poco el vuelo Goe que altira babeis volado; Reducios il vuestro centro Y sirvaus de correccion, De aviso y de claro rjemplo Que una blanca garra, bija De la bermosura y del viento Voló esta tarde, y altiva. Cuando ya Regado al cielo La despedizó en sus garras Un cerifalte soberbio, Enfadado de mirar Oue a su coronado reão, Desvice evids, intentise Competir; esto es advierto, lués, on mas que de puso; à la me estendereis

posta trefs. (Ap.) No puedo

Caffor you

ALTER. Mucho la Infanta Se ha declarade.

Yo temo

Alguna desdicks 2001. DORA INEX. Infants, con el respeto

Que à tanta soberania Se debe, deciros quiero Que un ajeis de mi unblica Lo encumbrado con ejemplo Yo soy doña loés de Castro Coello de Gorsa, y me ven, Si vos de Navarra infanta Beina de aqueste bemisferio De Portugal, y cusada Con el principe don Pedro Estas primero que vos; Mirad si mi casamiento Sera, Infanta, preferido Siendo counigo boy primero. No penseis, Señoro, no Que es profinar el respeto, Que debo hablaros asi, Suo responder que intento Desempeñor á mi esposo. Pues si él asiste co mi pecho, Con el hablais, no commigo; Y puesto que soy él, debu, Si hablas como doña Blanca, flesponder como don Pedro.

DEATER lnės, į cômo os ulvidais Que la que cayô del cielo Era gurra?

BUEL INES. Y tambien blanca. Segon vos dijusteis.

Research Vos me respondeis à mi Equivocos desacuerdos!

BOXA INCS.

Mal be becho yo, Senora. ALTER:

Que asi perdiese el respeta A tanta sobermia! DOTA DAS:

Si dice (válgame el cielo) Que era bisaca!

ISFASTA. Bien està;

Retirios.

2074 ISES. Amor, ¿què es esto? EGAS.

El Rey viene ya:

DEASTA Mi encijo

Quiero reprimir.

DOSA 1565. Yo entro

Tenerosa y affigida. Vanus, Violante ; que espero Hallar en Dionis y Alquee A mi pena algun consuelo

(Vanse Inco y Violente.)

Sole EL REY PACOUPANAMIENTO.

Lograz no pensé el hallaros. BESTO.

You à decir à des Pedro Todo cuanto ha sucedido.

(Vant.)

-SEX Bija, lafanta, , que es aquesto ? Cómo ha pasado la tarde Varstra altera en el empleo De la casa?

STRATES. Gran seder. En la falda de este cerro, Que la guarnece de plata LUIS VELEZ DE GUEVARA.

Un cristalino arroyuelo, Descubrimos una garza Y aunque al remontar el vuelo Perdió la vida, volvió A vivir, Señor, de nuevo ; Que no tengo con la garza Ni jurisdicion al empleo , Despues que una garza á mi Con viles celos me ha muerto.

No os entiendo.

Paes bien podeis entenderlo; Que no es la enigma dificil Ni es el cugaño encubierto. Doña Inés ahora acaba De decirme que don Pedro El principe es ya su esposo; Y aunque el lo dijo primero, No lo crei, por juzgar Que pudiera ser incierto; Mas despues que doña lués, Sin decoro y sin respeto, Se atrevió à decirlo aqui , Ha sido fuerza creerlo.

¿Que la modestia de Inés, Virtud y recogimiento, Pudo atreverse á perder Pudo atreverse a percer La veneracion que os tengo? Vive Dios, Alvar Gonzalez, Que el Principe, loco y ciego, Ha de ocasionarme à dar Con su muerte un escarmiento Tan grande, que à Portugal Sirva de futuro ejemplo. Yo remediaré esta injuria.

INFANTA.

Señor, el mejor remedio Es el no buscarle, pues Desde este instante os prometo Olvidar; que solo olvido Puede ser, si bien lo advierto, Medio para que se acabe Mi enojo, Señor, y el vuestro.

REY.

¿Qué os parece, Alvar Gonzalez?

ALVAR.

Señor, si ya todo el reino Espera con alegria Este feliz casamiento, Será grande inconveniente (Asi, gran señor, lo entiendo) Que no llegue à ejecutarse; Y asi, fuera buen acuerdo Apartar à doña Inés De Portugal.

REV.

Si está casada ?

Senor,

Cuando aquese impedimento, Que es el mayor, no se pueda Remediar ...

REY. Dadme consejo.

ALVAR.

Me parece que la vida De Inés...

REY ¿Qué decis? ALVAR

Entiendo ...

REY.

Declaraos; ¿ por que temeis? Acabad,

ALVAR. Tengo por cierto Que peligrara.

> REY. ¿Por qué? ALVAR.

Señor, porque en solo eso Consistia el que pudiese Gozar la Infanta à don Pedro.

Eso no; que mis agravios, Aunque ofendida los siento, No hau de pasar à poder Conmigo mas que yo puedo. Viva mil siglos inés ; Que, si hoy por ella padezco, No es culpada en mis desdichas; Yo si, pues yo las merezco.

Vamos á mirar mejor Lo que se ha de hacer en esto.

ALVAR. ¿A la ciudad?

No; que estoy Cansado y algo indispuesto. Vamos á la casería (Alvar Gonzalez) de Coello.

INFANTA.

¿Está cerca?

Si, Señora.

REY.

Disponed, piadoso cielo, Modo para consolarme; Que si aquesto dura, temo Que me han de acabar la vida Pesares y sentimientos.

INFANTA.

Vamos, Señor.

Vamos, hija, INFANTA.

Que valor!

Qué entendimiento! INFANTA.

¡Qué prudencia!

Qué cordura ! Dadme la mano; que quiero Ser vuestro escudero yo.

INFANTA.

Tanto favor agradezco.

¡Quién viera de aquesta suerte, Blanca hermosa, a vos y a Pedro! (Vanse.)

Salen DOÑA INÉS Y EL PRÍNCIPE DON PEDRO.

DONA INES.

Digo que no me aseguro. PRINCIPE.

¿ Posible es que no conoces Que es imposible engañar, Ines, tus hermosos soles? Cese el disgusto, bien mio, Y acábense los rigores; No me mates con desdenes, Basta matarme de amores. ¿ Tù enojada? Tú tan triste? ¿ Cómo puede ser que borren Nublados de tu disgusto Tus bermosos esplendores ? Habla, Inés, dime tu pena;

Por qué, mi bien, no respondes Mas vale, si he de morir, Que me refleran lus voces La causa por qué me matas; No es bien que, sintiendo el golpe. Cuando no ignoro el morir, El por qué, mi bien, ignore.

DOÑA INÉS. Señor, esposo, mi vida, Dueño mio, Pedro.

PRÍNCIPE.

Aborre Tu lengua, Inés, epitetos, Y dime ya quien te pone A ti en tales desconsuclos Y à mi en tantas confusiones.

DOÑA INÉS.

Tu padre ...

PRINCIPE. Dilo.

DONA INÉS. Pretende ..

PRINCIPE.

Prosigue, mi bien.

DOÑA INÉS. Dispone ... PRÍNCIPE.

Qué te turbas?

DOÑA INES. Que te cases. PRINCIPE.

Si aquesos son tus temores. Inadvertida has andado , Pues sabes que en todo el orbe No he de tener otro dueño.

BONA INES.

Aunque miro tus acciones, Esposo y señor, dispuestas A bacerme tantos favores, Es bien adviertas que ya La fortuna cruel dispune Que te pierda, dueño mio , Y que de tus brazos goce La Infanta, que te previene Tu padre para consorte; Y puesto que no es posible y puesto que no es posible
Que seas mio, ni que logre
Mas finezas en tus brazos,
Será fuerza que me otorgues,
Pedro, dueño de mi alma,
Piadosas intercesiones,
Para que el liey, de mi vida
La vital hebra no corte.
Con tus hijos viviré
En lo áspero de los montes. En lo aspero de los montes , Compañera de las fieras, Y con gemidos feroces Pediré justicia al cielo, Pues que no la hallé en les hombres. De quien de tan dulce lazo Aparta dos corazones. Mis hijos y yo, Señor, Con tiernas exclamaciones, Huérfanos y sin abrigo, Darémos ejemplo al orbe De los peligros que pasa Y á cuantas penas se expone Quien, sin ver inconvenientes, Se casa loca de amores. Se casa loca de amores.
Por lo que un tiempo me quiso,
Señor, es bien que me otorgue
Esta merced; no padezea
Quien fué vuestra, los rigores
be una injusticia, mi bien;
Que marmoles hay y bronces
Que harán vuestra fama eterna. Ahora es tiempo de que note La mayor fineza en vos;

Mostrad, mostrad los blasones De vuestra beròica piedad, Para que conoaca el orhe Quesi matarme el Rey ha pretendido, Me habeis, querido dueño, defendido Con valiente osadia y le constante, Por mujer, por esposa y por amante.

Paíscipe.
No creyera, bella lnes,
Que jamás desconfiaras
De la fe con que te adoro.
Alta del suelo, letanta,
Enjuga los bellos ojos;
Que las perlas que derramas
Parecen mal en la tierra;
En lus macares las guarda,
Que no hay en el mundo quien
Se atreva, esposa, à comprarlas.
Si mi padre la cerviz
Me derrihara à sus plautas;
Si la Infanta, que aborrezco,
La vida, lnes, me quitara,
Porque mi padre contento
Quedase y ella vengada,
No solo fuera su esposo,
Bero ro de mi garganta
Derribara la cabeza
Primero que me obligara
A decir si; que te adoro
De tal suerte, prenda amada,

Que sin ti no quiero vida. nosa ixés. ¿Compliréisme esa palabra? puíscire.

Digo mil veces que si.

Pues ya mi temor se acaba; Y ¿ como habeis quebrantado La prision?

PRÍACIPE.
Esta mañana
A Egas Goello le pedi
Me dejase que llégara
A verte; y anaque es traidor,
Temiendo que me enojara,
No me impidió.

poña INÉS.
Pues, Señor,
Volved antes que las guardas
Os echen menos; que es tarde,
Y volvedme à ver mañana.

PRINCIPE.

Adios, Ines.

DOÑA INÉS. Adios, Pedro;

No me olvides,

Excusada Estă, esposa, esa advertencia. BOÑA INÉS.

Si vuestro padre os lo manda?

No puede tener mi padre Jurisdicion en mi aima.

ports diction en mi gima.

Doña inés.

Y si la Infanta porfia?

PRINCIPE.
Ausque porfie la Infanta.

Non ines.

PRÍSCIPE.
Aunque en crueles iras arda

Tanta Grmeza?

PRÍNCIPE. Soy monie.

DONA INES.

Tanto amor?

PHÍNCIPE. Solo le iguala

El tuyo.

Tanto valor?

Nadie en valor me aventaja.

DOÑA INÉS.

¿Tan grande fe?

PRÍNCIPE. Si; que, ciego luces soberanas.

A tus luces soberanas, No es menester que te vea Para que te adore.

DONA INES. Basta;

Ea, adios, mi bien.

PRINCIPE.

Quién contigo se quedara!

DOÑA INÉS.

Quién se partiera contigo! Muerta quedo!

PHÍNCIPE. '
¡Voy sin alma!
poña inés.

Adios, adorado esposo.

Adios, esposa adorada. (Vanse.)

## JORNADA TERCERA.

Dicen dentro GAZADORES.

Tó, tó, por acá; acudid Aprisa al sabueso, aprisa.

Al valle, al valle, à la fuente; No se escape; arriba, arriba; No se nos vaya.

Estos son

Cazadores de Coimbra.

uso.

Subid al monte, subid.

OTRO.

Huyendo va la corcilla Bacia la fuente; acudid.

#### Sale EL PRÍNCIPE Y BRITO.

PRÍNCIPE. ; Ay doña Inés de mí vida! Parecióme que, acosada , Mal llagada y perseguida , Hacia la fuente llegaba ,

BRITO.

¿Quién, Señor?

Mi Inés divina.

Otro aguerilo tenemos?

Sin duda fué fantasia ; Porque , à ser verdad, es cierto Que mi esposa no se iria, Brito, à arrojar à la fuente ; Sino à las lágrimas mías.

DESTA

De Santaren has venido. Y ya estantos de la quinta Una legua poco mas ; Presto la veras muy fina Entre tus brazos.

PRÍNCIPE.

¡ Ay cielos!

DRITO.

V ahora ; por qué suspiras? raiscipe. Porque no llego à sus brazos.

Todo eso es hazañeria.

eso es nazaneria.

Di, Brito, que este es deseo De gozar la peregrina Deidad de lués, que es tan grande, Que solo pudo à ella misma Igualarse...

BRITO.
Asi es verdad.
PRÍNCIPE.

Todas las flores de envidia Suelen quedar...

> BRITO. ¿De qué suerte? PRÍNCIPE.

O agostadas ó marchitas:
La rosa, reina de todas,
Mirando á mi Ines un dia,
Quedó, corrida de verla,
Pálida y envejecida;
El clavel, Brito, agostado,
Guando miró en sus mejillas
Mas viva púrpura envuelta
En sangre de Venus fina.
Dijome un bello jazmin:
Jamás, Principe, permitas
Que tu Ines vea las flores;
Porque en viendolas, corridas,
Nose atreven á crecer.
Y tras si propias perdidas,
Siendo maravillas todas,
Dejan de ser maravillas.

Cuando te ha hablado el jazmin, ¿Que te ha dicho esas mentiras? Ten seso y vamos al caso.

Advierte, pues; yo queria, Porque ninguno me viese, No llegar hasta la quinta; Y para el caso, esta carta De Santareo traigo escrita, Porque desde aqui la lleves; Y otra tambien prevenida Traigo para el Condestable;

Y ; me envias Con estas cartas à mi?

Lievalas pues.

PRINCIPE.

Pues ¿ à quién jamas se fia Mi pecho, sino es à ti? Parte, acaba.

Y si por dicha
Me encontrase Alvar Gonzalez
Y Egas Goello, que privan
Con el Rey tu padre ahora,
Y hecha general visita
De todas las faltriqueras,
Viesen las cartas, y vistas.
Me mandasen ahorcar;

Pregunto, Señor, ¿seria Buen viaje el que había hecho?

PRINCIPE. No temas, porque te anima

Mi valor.

¡Qué linda flema! Si estoy ahorcado por dicha Una vez, ¿ de qué provecho Lo que me ofreceis seria Para mi? ¿ Podrá valerme Tu valor en la otra vida?

PRINCIPE.

Brito, llevarlas es fuerza.

Pues ¿ por qué causa á la vista De la quinta te detienes?

PRINCIPE. Porque mi padre en la quinta Me dicen que està de Coello, Que á cazar vino estos dias , Y no quiero que me vea.

BRITO.

Y si prosiguen la enigma De la garza estos dos sacres, Que la prision solicitan De Inés; pregunto, Señor, ¿Qué bara el Principe?

PRINCIPE.

¿ Por dicha,

Aquesos sacres villanos Se atreveran a mi vida? Porque, guardada mi garza Y alentada de si misma, Aunque con tornos la cerquen, Aunque airados la persigan, Remontará tanto el vuelo, Que la perderán de vista. Y los sacres altaneros, Cuando vean que examina Por las campañas del aire Toda la region vacia, Cansados de remontarse, En mirandola vecina Del cielo, que es centro suyo, Y en él á lnés esculpida, Si la buscan garza errante, La hallarán estrella fija.

Lindamente la bas volado; Di ya lo que determinas.

PRINCIPE.

Que partas, Brito, al Mondego; Que yo te espero en la quinta, Que està de alla media legua , Y una legua de Coimbra.

Alli estarás escondido. Mientras yo aviso a la ninfa Mas hermosa de la tierra.

FRINCIPE.

Si, Brito, alli determina
Mi amor quedarte esperando;
Alli la esperanza mia,
Hasta que te vuelva á ver,
De un cabello estara asida;
Alli mi amor, mal hallado,
Aguardará que te digas
Si puede llegar á ver
El objeto que te anima;
Alli, Brito, viviré,
Si es que puede ser que viva
Quien tiene, como vo tengo. Quien tiene, como yo tengo, En otra parte la vida.

BRITO.

Alli puedes esperar A que luego alli te diga Lo que alli ha pasado alli;

#### LUIS VELEZ DE GUEVARA.

Que has dicho una retabila De allies, para cansar Con allies à una tia ; ¡Cuerpo de Dios, con tu alli!

PRÍNCIPE.

Dila muchas cosas, dila Que las niñas de mis ojos, En su memoria perdidas, Si bien como niñas floran, Sienten tambien como niñas.

BRITO.

¡ Viva el principe don Pedro! PRINCIPE.

Di que Inés, mi dueño, viva.

BRITO.

Qué amor tan de Portugal! PRINCIPE.

Qué beldad tan de Castilla!

Salen en lo alto DOÑA INES y VIO-LANTE, con almohadillas.

DONA INES.

¿ Qué hora es?

Las tres han dado. DOÑA INÉS.

Trae, Violante, la almohadilla. VIOLANTE.

Aqui està ya

DOÑA INÉS. Pues sentadas, Esto que falta del dia Estemos en el balcon. ¡Ay de mi!

VIOLANTE. ¿Por qué suspiras ? DOÑA INÉS.

Porque desde ayer estoy Sin el alma que me acima.

VIOLANTE.

¿Cantaré?

DOÑA INÉS. Canta, Violante; Divierte las penas mias,

VIOLANTE. (Canta.) Es verdad que yo la vi En el campo entre las flores, Cuando Celia dijo asi: «¡ Ay, que me muero de amores! ¡ Tengan lástima de mí!»

DONA INES. Aguarda, espera, Violante, beja ahora de cantar; Que temo alguna desdicha, Que no podré remediar.

¿Qué tienes, señora mía? ¿Hay algun nuevo pesar?

DOÑA INÉS. Por los campos del Mondego Caballeros vi asomar, Y segun he reparado, Se van acercando acá. Se vai acercando aca. Armada gente los sigue; ¡Válgame Dios! ¿ qué será! ¿ A quién irán á prender? -Que aunque puedo imaginar Que el rigor es contra mi, Me hace llegarlo á dudar Que son para-una mujer Muchas armas las que traen.

VIOLANTE. Jesus, Señora, ¿ eso dices? DONA INES. Violante, no puede mas

Mi temor; pero volvamos A la labor , que será Inadvertida prudencia Pronosticarme yo el mal.

Salen EL REY, ALVAR GONZALEZ, EGAS COELLO y GENTE.

BEY. Mucho lo he sentido, Coello. ALVAR.

Señor, vuestra majestad, Por sosegar todo el reino, No lo ha podido excusar.

EGAS.

Señor, aunque del rigor
Que quereis ejecutar,
Parezca que en nuestro afecto
Haya alguna voluntad,
Sabe Dios que con el alma
La quisiéramos librar;
Pero todo el reino pide
Su vida, y es fuerza dar,
Por quitar inconvenientes,
A doña Inés...

Ea, callad.
¡Válgame Dios Trino y Uno!
¿Que así se ha de sosegar
El reino? A fe de quieu soy,
Que quisiera mas dejar
La dilatada corona
Que tengo de Portugal,
Oue no siegula, soccara Que no ejecutar, severo, De Inés tan grande crueldad. Llamad, pues, á doña Inés. COELLO.

Puesta en el balcon está, Haciendo labor.

Coello ¿ Visteis tan grande beldad? ¿ Que he de tratar con rigor A quien toda la piedad Quisiera mostrar?

ALVAR. Señor,

Si severo no os mostrais, Peligra vuestra corona,

Alvar Gonzalez, callad; Dejadme que me enternezca, Si luego me he de mostrar Riguroso y justiciero Con su inocente beldad. ; Ay, Inés, cómo, ignorante Desta batalla campal, Es poco acero la aguja Para defenderte ya!— Llamadla, pues.

¿ Doña Inés? Mirad que su majestad Manda que al punto bajeis.

REY. Hay mas extraña maldad?

DOÑA INÉS Ponerme à los piés del Rey Serà subir, no bajar.

(Quitanse del balcon. ALVAR.

Ya viene.

REY. No sé por dónde La pudiera ; ay Dios! librar

Deste rigor, desta pena ; Mas, por Dios , que he de intentar Todos los medios posibles.

#### REINAR DESPUES DE MORIR.

Egas Coello, mirad Que yo no soy parte en esto, Y si es que so puede hallar Modo para que no muera, Se busque.

EGAS. Llego á ignorar

El modo.

Yo no le hallo.

REY.

Pues si no le ballais, callad, Y à nada me repliqueis.

Solen DOÑA INES, LOS NIÑOS Y VIO-LANTE.

Vuestra majestad feal Me dé sus plantas, Señor; Dionis, Alonso, llegad, Y besad la mano al Rey.

REY. (Ap.) Qué peregrina beldad! Valgate Dios por mujer! ¿Quién te trujo à Portugal?

DOÑA INÉS. ¿No me respondeis, Señor?

REY.

Doña Inés, no es tiempo ya Sino de mostrarme airado, Porque vos la causa dais Para alhorotarse el reino, Con intentaros casar Con el Principe; mas esto Es fácil de remediar Con probar que el matrimonio No se pudo hacer.

DOÑA IÑÉS. Mirad.:.

Inés, no os turbeis, que es cierto; Vos no os pudisteis casar, Siendo mi deuda, con Pedro Sin dispensacion.

poña inés. Verdad Es , Señor, lo que decis; Mas antes de efectuar El matrimonio se trajo La dispensacion.

REY.

Noramala para vos, Doña Inés, que os despeñais; Pues si es como vos decis, Será fuerza que murais.

boña inés,
De manera, gran Señor,
Que cuando vos confosais
Que soy deuda vuestra, y yo,
Atenta à mi calidad,
Ostentando pundonores,
Negada à la liviandad,
Para casar con don Pedro
La dispensa tuve ya,
¿Mandais que muera ¡ay de mi!A manos desta crueldad?
Luego ¿ el haber sido buena
Quereis, Señor, castigar?

Tambien el hombre en naciendo Parece, si le mirais De piès y manos atado, Reo de desdictas ya, Y no cometió mas culpa-Que nacer para llorar. Vos nacisteis muy hermosa, Esa culpa teneis mas. (Ap. No sé, vive Díos, qué hacerme.)

EGAS. Señor, vuestra majestad No se enternezca.

ALVAR. Señor.

No mostreis ahora piedad; Mirad que aventurais mucho.

Callad, amigos, callad; Pues no puedo remedialla, Dejádmela consolar. ¡ Doña Inés, hija, Inés mia!

Estoy perdonada ya?

REY.

No, sino que quiero yo Que sintamos este mal Ambos à dos, pues no puedo Librarte.

boña més. ¿ Hay desdicha igual? ¿ Por qué, Señor, tal rigor?

Porque todo el reino está Conjurado contra vos.

Doña Inés. Dionis, Alonso, llegad, Suplicad à vuestro abuelo Que me quiera perdonar.

No hay remedio.

REY.

¡ Abuelo mio!

¿No ve à mi madre llorar? Pues ¿por qué no la perdona?

REY.

(Ap. Apenas puedo ya hablar.) Inés, que mueras es feeza; Y aunque la muerte sintais, Sabe Dios, aunque yo viva, Quién ha de sentirlo mas.

DOÑA INÉS. No siento, Señor, no siento Esa desdicha presente, Sino porque Pedro, ausente, Tendra mayor sentimiento; Antes viene à ser contento En mi esta suerte homicida; Que perder por él la vida No ha sido nada , Señor ; Porque há mucho que mi amor Se la tenia ofrecida. Y cuando tu majestad Quiera quitarme la vida, La daré por bien perdida; Que en mi viene à ser piedad Lo que parece crueldad; Si bieu, en viendo mi muerte Y mi desdichada suerte, Morira tambien mi esposo, Pues este rigor forzoso No sera cu el menos fuerte. De parte os poneis, Señor, De Blanca, que al bien excede, Y ayudar a quien mas puede Es flaqueza , no es valor. Si el cielo dió à Pedro amor, Y à mi, porque mas dichosa Mereciese ser su esposa, Belleza , dél tau amada , No me hagais vos desdichada Porque me hizo Dios hermosa. Sed piadoso, sed humano; Cual hombre, por lo cortés,

Vió una mujer á sus piés, Que no la diese una mano? Atributo es soberano De los reyes la clemencia; Tenga pues en mi sentencia Tenga pues en mi sentencia Piedad vuestra majestad, Mirando mi poca edad Y mirando mi inocencia. No os digo tales afectos, Aunque es mi dolor tan tijo, Por mujer de vuestro hijo, Por madre de vuestros nietos, Sino porque hay dos sugetos, Que, muerto el uno, ambos mueren; Pues si dos liras pusieren Sin disopancia ninguna, Herida sola la una, Suena estotra que no hieren. ¿ Nunca, di, llegaste à ver Una nube, que hasta el cielo Sube, amenazando el suelo, Y entre el dudar y el temer, lese à otra parte à verter, Cesando la confusion, Y no en su misma region? Pues en Pedro esto ha de ser; Siendo nubes en su ser, Son llanto en mi corazon.
¿ No oiste de un delincuente,
Que, por temor del castigo,
Llevando un niño consigo,
Subió à una torre eminente, Y que por el inocente
Daba sustento forzoso
A entrambos el juez piadoso?
Pues yo a mi Pedro me así, Dadme vos la vida à mi, Porque no muera mi esposo.

Doña Inés, ya no hay remedio; Fuerza ha de ser que murais; Dadme mis nietos, y adios.

poña INÉS.
¿A mis hijos me quitais?
Rey don Alfonso, Señor,
¿Por qué me quereis quitar
La vida de tantas veces?
Advertid, Señor, mírad
Que el corazon á pedazos
Dividido me arrancais.

Lievadios , Alvar Gonzalez.

DOÑA INÉS.
Hijos mios , ¿ donde vais ?
Donde vais sin vuestra madre ?
¿ Falta en los hombres piedad ?
¿ Adónde vais , luces mias ?
¿ Cómo que así me dejais
En el mayor desconsuelo
En manos de la crueldad ?

ALONSO.
Consuélate, madre mia.
Y à Dios te puedes quedar;
Que vamos con nuestro abuelo,
Y no querrá hacernos mal.

poña inés.
; Posible es, Señor, rey mio,
Padre, que así me cerrais
La puerta para el perdon?
; Que no llegueis à mirar
Que soy vuestra humilde esclava?
; La vida quereis quitar
A quien rendida teneis?
Mirad, Alfonso, mirad
Que, annque os llevais à mis hijos,
Y aunque su abuelo seais,
Siu el amor de la madre
No se han de poder criar.
Ahora, Señor, ahora

#### LUIS VELEZ DE GUEVARA.

Es el tiempo de mostrar El mucho poder que tiene Vuestra real majestad. ¿Qué me respondeis, rey mio? REY.

Doña lnés, no puedo hallar Modo para remediaros, Y es mi desventura tal, Que tengo ahora, aunque rey, Limitada potestad. — Alvar Gonzalez, Coello, Con doña lués os quedad; Que no quiero ver su muerte.

DOÑA INES. ¿ Cómo, Señor? ¿ Vos os vais, Y à Alvar Gonzalez y à Coello Inhumanos me entregais?— Hijos , hijos de mi vida. — Dejádmelos abrazar. — Alfonso, mi vida, hijo, Dionis, amores, tornad, Tornad á ver vuestra madre.— Pedro mio, ¿donde estás, Que así te olvidas de mí? ¿ Posible es que en tanto mal Me falte tu vista, esposo? Quien te pudiera avisar Del peligro en que, afligida, Dona Ines, tu esposa, está!

REV. Venid conmigo, infelices Infantes de Portugal.— ¡Ob nunca, ciclos, llegara La sentencia à pronunciar, Pues si Inés pierde la vida, Yo tambien me voy mortal.

(Vase con los niños.) DOÑA INÉS.

¿Que al fin no tengo remedio? Pues rey Alonso, escuchad : Apelo de aquí al supremo Y divino tribunal, Adonde de tu injusticia La causa se ha de juzgar. (Vanse.)

Sale EL PRINCIPE, con una caña en la mano.

PRÍNCIPE.

Cansado de esperar en esta quinta, Donde Amaltea á sus abriles pinta Con diversos colores, Vistosos colores de arrayan y flores, Sin temer el empeño, [dueño: Me he acercado por ver mi hermoso A esta caña arrimado , Que por humilde solo la he estimado, Pues al verla me ofrece Que en lo humilde á mi esposa se parece, Entre por el jardin, sin'que me viera El jardinero ; paso la escalera , [do, Y sin que nadie en casa haya encontra-He llegado à la sala del estrado. ¿Hola, Violante, Inés, Brito, criados? Nadie responde? Pero ¿qué enlutados A la vista se ofrecen? El Condestable y Nuño me parecen.

Salen EL CONDESTABLE Y NUÑO, con lutos.

CONDESTABLE.

¡ Válgame Dios!

El Principe es sin duda. CONDESTABLE.

Yerta tengo la voz, la lengua muda. Condestable, ¿qué es esto? Qué hay de CONDESTABLE.

Decidlo, Nuño, vos.

NUÑO

Yo no me atrevo.

PRINCIPE.

Decidme, ¿qué os motiva à dudas tantas? CONDESTABLE.

Dénos su majestad sus reales plantas, PRÍNCIPE.

Mi padre ¿es muerto ya?

CONDESTABLE.

Señor, la Parca Cortó la vida al inclito monarca.

PRÍNCIPE.

Pues ¿adónde murió?

CONDESTABLE.

En la quinta ha sido De Egas Coello, porque había venido Su majestad á caza, y de repente Le sobrevino el último accidente De su vida, y de suerte nos quedamos, Que, con haberlo visto, lo dudamos.

PRINCIPE.

Aunque con justo llanto Deba sentir haber perdido tanto, Mi mayor sentimiento Es no haberme llamado Para verle morir; mas, pues el hado Dispuso ; adversa suerte! Que no llegase al tiempo de su muerte, En sus honras verán hoy sus vasallos En cuanto en el dolor llega á pagallos, Excediendo á la pena desta nueva Todo el dolor y pena que yo deba. Y pues mi Inés divina es tan bermosa, Mi muy amada esposa, Ya que alegre y contenta Hoy su grandeza en Portugal ostenta, Todo en aqueste dia , Si hasta aqui fué pesar, será alegria. Llamad à mi Inés bella.

CONDESTABLE.

¡Qué desdicha!

PRÍNCIPE.

No se dílate, Nuño, aquesta dicha. Llamad, llamad al punto á mi angel CONDESTABLE. [bello.

Sepa tu majestad que Egas Coello Y Alvar Gonzalez à Castilla han ido.

PRINCIPE.

Sin duda mis enojos han temido; Alcanzadlos, que quiero Ser piadoso, no airado y justiciero; Yá los piés de milnés luego postrados, De mí y la Reina quedarán honrados. NUÑO.

Oh desdichada suerte! CONDESTABLE.

Hoy recelo del Principe la muerte. (Vanse Nuño y el Condestable.)

PRÍNCIPE.

Que ha llegado ya el dia ¿ Que ha negado ya el dia En que pueda decir que Inés es mia, Que alegre y que gustosa Reinará ya conmigo Inés hermosa? Y Portugal será en mi casamiento Todo fiestas, saraos y contento, En público saldré con ella al lado; Un vestido bordado [no, De estrellas la hice hacer, siendo adivi-Porque conozcan, siendo lués divina, Oue cuando la prefiero,
Si ellas estrellas son, ella es lucero.
¡Oh, cómo ya se tarda! [aguarda!
¡ Qué pension siente quien amante
¡ Cómo hablarme no viene?

Mayores sentimientos me previene. A buscarla entraré; que tengo celos De que á verme no salgan sus dos cielos. UNA VOZ. (Canta.)

¿Donde vas, el caballero? Donde vas, triste de ti? Que la tu querida esposa Muerta es , que yo la vi. Las señas que ella tenia Bien te las subré decir : Su garganta es de alabastro, Y sus manos de maral.

PRINCIPE. Aguarda, voz funesta, Da a mis recelos y temor respuesta; Aguarda, espera, tente.

Sale LA INFANTA, de luto, y le detiene.

INFANTA.

Espera tú, Señor; que brevemente A tu real majestad decirle quiero Lo que cantó, llorando, el jardinero. Con el Rey, miseñor (que muerto yace, Por cuya muerte todo el reino hace Tan justo sentimiento), Tan justo sentimento), A divertir un rato el pensamiento Salí à caza una tarde, Haciendo à mi valor vistoso alarde; Llegué à esa quinta, donde yace muer-Este dolor advierto, ¡Oh cielo! Oh pena airada! Hallé una flor hermosa, pero ajada; Quitando ; oh dura pena! La fragancia à una candida azucena , Dejando el golpe airado Un hermoso clavel desligurado , Trocando con airado desconsuelo Una nube de fuego en duro hielo; Y en fin, muestre valor hoy tu grande-A quitar hoy al mundo la belieza, [za, Provocândole á ello Alvar Gonzalez y el traidor Coello. Con dos golpes airados Arroyos de coral vi desatados De una garganta tan hermosa y bella, Que mi lengua no puede encarecella , Pues su tersa blancura Dechado fué de toda la hermosura. Parece que no entiendes Por las señas quién es, ó que pretendes Quedar, de sentimiento, Por basa de su infausto monumento; Mas, para que no ignores mas, para que no ignores Quién padeció estos barbaros rigores, Yo te diré quién es, estadme atento; Que de sangre sembrando sentimiento, Sabras que es marmol ya, ya es frio hie-Murio tu bella Inés.

PRÍNCIPE

¡Vålgame el ciclo! (Desmayase.)

INFANTA.

Del pesar que ha tomado [do.— El nuevo rey, ; ay Dios! se ha desmaya-¿Caballeros, fidalgos, hola, gente?

Sale EL CONDESTABLE y CRIADOS.

CONDESTABLE. ¿ Qué manda vuestra alteza?

INFANTA.

Un accidente Al Reyle ha dado; remediadleal punto, Pues temo es ya difunto; Que yo, compadecida De que la hermosa lués perdió la vida Y de aqueste espectáculo sangriento, En las alas del viento,

Lastimada y amante, A Navarra me parto en este instante. (Vase,)

CONDESTABLE.

El Rey está desmayado. —
Bey de Portugal. Señor,
Cese, cese ya el dolor
Que el sentido os ha quitado.
Si ruestra esposa ha faltado,
No falteis vos; id severo,
Riguroso, airado y fiero,
Contra quien os ofendió;
Quíen amante os advirtió,
Os admire justiciero.

pnixcipe. (Volviendo en si.)
Si lues hermosa murio,
No fue por quererme? Si.
Muriera mi lues aqui
Si no me quisiera? No.
Luego la causa soy yo
De la pena que le han dado.
¿Cómo, Pedro desdichado,
Si lues murio, vivo quedas?
Cómo es posible que puedas,
No morir de tu cuidado?
En fin, lues, ¿por mi ha sido,
Por mi, que ciego te adoro
(De cólera y pena lloro),
La muerte que has padecido
Sin haberla meredido?
¿Cuál fué la mano cruel
Que de mi inocente Abel
(A pesar de mi sosiego),
Barbaro, atrevido y ciego,
Cortó el hermoso clavel?
¿Qué me detengo? Yo voy,
Voy á ver mi hermoso bien.
¿Quién, cielos divinos, quién
Me ha olvidado de quién soy?
¿Cómo reportado estoy?
Aguarda, lues celestial;
Que tambien estoy mortal.
No te partas sin tu esposo;
Que me dejarás quejoso
Si no partimos el mal.

CONDESTABLE.

¿Donde vas , Señor?

PRINCIPE.

A mi doña lnés hermosa, A mi difunta , à mi esposa , A la que reina ha de ser.

Mirad que podeis perder La vida, Señor.

Callad. —
Dejad que la vea, dejad
Que en sus brazos llegue à verme;
Que no hago nada en perderme,
Perdida ya su deidad.

Sale NUÑO.

NUÑO.

Ya a Alvar Gonzalez y Coello Presos trajeron, Señor.

PRÍNCIPE.

Mostrar quiero mi rigor
En los dos.—; Ay angel bello!
Quisiera poder hacello
En estos dosinhumanos,
Matándolos con mis manos.—
Sin que mi piedad inciten,
Por las espaldas les quiten
Los corazones villanos;
Y para mayor tormento,
Procuren, si puede ser,
Que los dos los puedan ver
Antes que les falte aliento.
Y luego, para escarmiento,
Con dos crueles arpones,
Entre horror y confusiones,
Queden mil pedazos hechos;
¡Así pudiera en sus pechos
Haber muchos corazones!
Veamos ahora à lués,

Gran señor, no la veais; Mirad que asi aventurais La vida; vedla despues.

PRÍNCIPE.

¿ Por qué l'astima teneis De mi vida, si estoy muerto? Verla quiero, pues advierto Que no puede ser mayor Mi tormento y mi dolor.

Ya, grau señor, está abierto. (Descubren à doña Inés muerta, sobre unas almohadas.)

PRÍNCIPE.

Posible es que hubo homicida Fiero, cruel y tirano, Que con sacrilega mano Osó quitarte la vida? ¿Cómo es posible, ¡ay de mí! Cómo, cómo puede ser Que quien à mi me dió el ser, Te diese la muerte à ti? Por su cuello ; pena fiera! Corre la púrpura helada, Eu claveles desatada. ¡Ay doña Inés! ¿Quién pudiera Detener ese rauda!, Dar vida à ese bermoso sol , Dar aliento à ese arrebol Y soldar ese cristal!
¡Ay mano! ya sin recelo
Ser alabastro pudieras,
Que hasta ahora no lo eras, Porque te faltaba el hielo. Ya faltó tu hermoso abril; Si hien piensa mi cuidado, inés, que te has trasformado En estatua de martil. Si la vida te falto, Tampoco, Inés, tengo vida,

Pues mi hermosa luz perdida, No estoy menos muerto yo. Nuño de Almeida, a Violante De mi parte la decid que os entregue una corona, Que yo a mi esposa la di Cuando me case, en señal De que reinaria feliz, Si viviera.

Nuño. Voy por ella.

(Vase.)

PRÍNCIPE.

Vos, Condestable, advertid Que os encargueis del entierro, Llevándola desde aquí A Alcobaza con gran pompa, Honráudome en ella a mi; Y porque yo gusto de ello, El camino haréis cubrir De antorchas blancas, que envidie El estrellado zafir, Todas diez y siete leguas; Que tambien lo hiciera asi Si, como son diez y siete. Fueran diez y siete mil.

(Vasc el Condestable.)

Sale NUNO, con la corona, y besa la mano á doña Inés.

NUÑO.

Esta es la corona de oro.

PRÍNCIPE.

De otra manera entendi Que fuera Inés coronada; Mas, pues no lo cousegui, En la muerte se corone.— Todos los que estáis aqui Besad la difunta mano De mi muerto serafin; Yo mismo seré el rey de armas. Silencio, silencio, oid: Esta es la ries laureada, Esta es la reina infeliz Que mereció en Portugal Reinar despues de morir.

Sale EL CONDESTABLE.

CONDESTABLE.

Murieron los dos , á quien
Espalda y pecho hice abrir.

PRINCIPE.

Retirad el cuerpo hermoso Mientras que voy à sentir Mi desdicha. — ¡ Ay bella lues! Ya no bay gusto para mi; Que, faltandame tu sol, ¿Cómo es posible vivir? Vamos à morir, sentidos; Amor, vamos à sentir.

(Vase.)

CONDESTABLE.
Esta es la Ines laureada,
Lon que el poeta da fin
A su tragedia, en quien pudo
Reinar despues de morir.

. . - 代表版 - 西海安 - -.

·

•

•

•

÷ .

# COMEDIA FAMOSA

# LOS HIJOS DE LA BARBUDA,

por LUIS VELEZ DE GUEVARA

## PERSONAS.

DOÑA BLANCA DE GUEVARA, que es la Barbuda. RAMIRO, sus hijos. DON GARCIA, rey de Navarra. URRACA SANCHEZ, su hermana. DONA MARGARITA, reina de Francia.

ROBERTO, su tio. MARSILIO, rey de Zaragoza. CELIDORO, general de Marsilio. SANCHO, labrador, gracioso. MUDARRA, escudero viejo. DON OLFOS, infante. JIMEN, caballero. SANTIAGO APÓSTOL.

UN FIDALGO. UN VIEJO FRANCÉS. UN TAMBOR. DOS PADRINOS. CUATRO FRANCESES. OTROS CABALLEROS FRANCESES. ALGUNOS MOROS DE ACOMPAÑAMIENTO. MUSICOS .- GUARDAS.

# ACTO PRIMERO.

Hacen ruido dentro, y dice EL REY DE NAVARRA.

Atravesa el cercado.

Ah caballeros!

Por aqui.

Por aqui-

Del monte à brio

Acudan los lebreles y monteros.

JIMEN.

El Rey dejó el caballo.

Salen EL REY Y EL INFANTE DON OLFOS, JIMEN y LOS DEMÁS, á lo antiquo, y por otra parte SANCHO, Imbrador.

En el sombrío Robredo el jabali se me ha escapado. SANCHO.

Lleve el diabro, amen, tanto jodio; Non dejarán facer al home honrado Cuando dormiendo finca; no à quien di-Cuiden de salir luego del cercado. [go?

Aqueste labrador fabla-conmigo.

INFANTE. Non conoce á la vuesa señoria, O es algun home sándio.

JIMEN.

Fabla, amigo,

SANCHO.

¡Arre allá! ¿ No via

Oue es montiña vedada?

Ved, hermano, Que es el rey de Navarra, don García.

SANCHO.

Pues ¿ qué? De ella os salid.

INFANTE.

¡Sándio villano!

SANCHO.

¿Ha de enforcarme el Rey por her mi Además que mentis. [oficio?

INFANTE.

El home es llano,

Y cuida que no hace perjuicio; Perdona su sandez.

SANCHO.

Si atràs me fago, Non fablarán, á mi pesar, de vicio; ¿ Qué digo? Arre allá, salgan del pago.

INFANTE.

¡Ah labrador desaguisado! SANCHO.

Non les dé con la honda un Santiago; Non me cuiden meter en la mollera Qu'es el Rey, con marañas y falsias, Que yo ya me humillara si lo viera;

Yo guardo aquestas cercas como mias, Que son de la mi dueña; salid ende.

Saladas son del terco las porfias; A non saber cuán poco se le entiende, Le mandara enforcar, Olfos infante. INFANTE.

Un home poco doecho non ofende,

SANCHO.

Yo desembrazo, o pasen adelante. BEY.

Matalde.

Non lo fablo tan de veras. Gnarzones, refrena tan mal talante; Que non so moro yo.

Dejalde.

JIMEN.

Hoy vieras. A non fablar el Rey, muy mala guisa De la tu vida, y bien pagado fueras.

SANCHO.

De qu'es aqueste el Rey este me avisa; Irme quiero.

¡Ah gañan! Volvé, ¿qué digo? Esperá, non vos vais tan apriesa.

SANCHO.

El ha cuidado darme otro castigo; Perdona mi sandez, que non sabia Que su mercé era el Rey, Dios es testi-

REY.

De quién es este monte y casería Que este cercado y este arroyo cierra? SANCHO.

De una dueña de grande fidalguia, Que llaman la Barbuda en esta tierra; Siendo su nombre Blanca de Guevara, De los Ladrones que Navarra encierra; Que despues que enviudó de Ortun de

Con dos hijos que tiene barraganes, Que mellizos nos dió su sangre rara, Vive entre esos robredos y arrayanes, Sin que jamás se miembre de Pamplo-En su facienda y entre sus gañanes. [na

REY.

¿Qué defeto se halla en su persona, Que la llaman Barbuda?

SANCHO.

Soldemente Lo que sus huerzas y valor abona, Qu'es un bozo que tuvo eternamente Sobre el labro de arriba, señal rara De grande seso y corazon valiente; No ha nacido en la casa de Guevara No ha nacido en la casa de Fembra tan aguisada ni tan fuerte . Fembra tan aguisada ni tan fuerte . Ní nunca jamás pavor tuvo á la muer-Que parece que el cielo que la fizo, Al facerla varon, trocó la suerte; Jamás el lianto al pecho satisfizo Que le dió su valor, que non debiera, Que es fembra, si no un home mny cas-

Podré escurrirme ahora, con la vuesa Licencia?

REY. Espera un poco. SANCHO.

Fasta agora La forca me amenaza con la fuesa. ¿Qué faré?

Di, gañan, la tu señora ¿Donde finca al presente?

SANCHO. En caza creo; Que es además muy grande cazadora.

Olfos, de verla à fe me da deseo. SANCHO.

Escorrirème.

Guarda la mesnada Que ves en mi compaña.

SANCHO. Ya la veo.

Podráse aquesta siesta acalorada Albergar en su casa?

SANCHO.

Asaz, Señore; [da; Que del mundo muy bien está abasta-Porque son suyas deste alrededore Todos aquestos valles y debesas besde aquesta montaña à aquel alcore; Habrá para las garas y las presas De los vuesos lebreles carne y pane, Llenos los fornos siempre y las artesas; Para el fambriento y acabado afane De los vuesos montares, carne y vinc De los vuesos monteros, carne y vino, y buena voluntad, que á todo gane, Perdona mi sandez y desatino, Que à la vuesamerced no conocia; Que non fuera en las obras tan mezqui-REY.

Parte ya, y dile de la parte mia A la tu dueña que esta siesta quiere Aqui lincar ei reye don García; Y mientras en cenit el sol firiere, Pasar con la mi gente en la su casa, Si à la voluntad suya le pluguiere.

SANCHO.

Como un falcon iré.

INFANTE.

La siesta pasa En esta apuesta y rica casería; Que tan alto va el sol, que el suelo abra-REY.

Esto ; qué finca de la corte min? INFANTE.

Algunas doce millas.

REY.

Cuido vella Antes que el sol al mundo apague el dia, Y salga en él la enamorada estrella.

# Sale MUDARRA.

MUDARRA.

Doña Blanca de Guevara Barbuda por sobrenombre, Viuda de Ortun de Lara, Gran fidalgo é rico home, De abolengo y sangre rara, Qu'es la mi dueña, me envia A la vuesa señoria ; A decirle en lo que tiene Esta merced, y que viene A mostrar su fidalguía. Que por fincar aguardando Ya los vuesos piés besando, Y cuido que viene ya, Porque les finca fablando. Que, como llegar procura À facerle la mesura A la vuesa señoría , Les dotrina lidalguía , Porque Dios les dé ventura. Ya tinca ante vuesos ojos; Guardevos Dios verdadero De traiciones y de antojos.

REY. Guárdevos Dios, escodero.

Sale LA BARBUDA, con sus mijos, á lo antiguo.

BARBUDA. Fincarédes los finojos En el mismo suelo llano En llegando en antes del, Que es vueso rey soberano; E por demuesa mas liel,

Le besarédes la mano; Y en antes que le besedes La su mano, agora tres Acatamientos farédes.

Fermosa, don Olfos, es.

BARBUDA. Llegad, y non vos turbédes; Faced la primer mesura Conmigo, de aquesta guisa; Erguid siempre la estatura.

INFANTE. Lo que facen les avisa. REY.

¡Qué divinal fermosura!

BARBUDA.

Sea la segunda aqui.

RAMIRO. La gorra el Rey se ha quitado,

BARBUDA. Fáceme mesura á mi; Que á las fembras es usado Acatar reyes ansi. Non cuideis, Ramiro, vos Qu'es la mesura à los dos,

Porqu'es home diferente, la face soldemente A los prestes y à Dios. Faced el acatamiento Postrero y fincad de hinojos; Arredradvos un momento De mi, non abrais los ojos, Sino solo el pensamiento ; Y fincà aquí hasta tanto Que vos mande el Rey erguir. ORDÓÑO.

Cuido que adoro algun santo.

RAMIRO. ¿Qué le habemos de decir? BARBUBA.

Yo le fablaré entre tanto. A la vuesa señoria Pido la mano y los piés, Con mis fijos.

Dueña mia, Erguidvos. (Ap. Como el sol es.)

INFANTE. Menos quema el sol del día.

BARBUDA.

Señor, la mano donad A Ordonuelo y a Ramiro. Mis fijos ambos.

REY. Tomad, Fidalgos, qu'en dambos miro Vuestro pecho de lealtad.

BARBUDA. Erguidvos del suelo agora, Faced otro acatamiento Al erguirvos.

RAMIRO. En buena hora. BARBUDA.

Habeisme dado contento, Valgavos nuesa Señora. REV.

El vueso traje me admira, Doña Blanca de Guevara.

BARBUDA.

Quien ya la corte non mira, Sinon la campiña, avara De lisonjas y mentira, Non ha menester, Señore, Otro traje qu'el villano; Conserva mas el honore Que non aquel cortesano, Lleno d'enfado y primore; Este es el traje primero De los montañeses nobles, Que siempre vestir espero. Además qu'entre estos robres Es agraciado y ligero; Ansi el venado que vuela Pude seguir y alcanzar, Cuando el pavor le espolea; Fuera de que, cuido andar Como mi madre y mi aguela. BEY.

¿Cómo non ceñis espadas A los vuesos fijos, dueña? BARBUDA.

Non las verán empuñadas Fasta non ser tan pequeña La su edad , y en las mesnadas De la vuesa señoría Fincaren, como fidalgos, Mostrando su valentia, Y en pos de moriscos galgos Esta prez de su hidálguia; Que non es justa razon Que se ciñan los aceros

Sin la vuesa bendicion. Armandolos caballeros, Mas cedo garzones son.

Ya tienen edad cumplida; Armallos, la dueña honrada, Cuido.

BARBUDA. Para otra venida Lo dejad , por vuestra vida ; Tendrán mas membruda edad , Yahora, Señor, yantad, Que los yantares esperan Que maguer quisier que hueran Como la mi voluntad, Que en la mi casa non quiero Que los vuesos guisadores Fagan de yantar; qu'espero Daros yantares mejores, Costando menos dinero Las mis dueñas han dejado Por esto la su labor . Y estará bien sazonado : Que fembras guisan mejor Que fembras guisan mejor Qu'el home mas aguisado; Darvos he, como confio, Principios de leche y fruta De aqueste vergel sombrio, A duras penas enjuta Del aljófar del roclo; Un ganso vos daré luego Con la salsa, que le cuadre Mejor qu'el pernil gallego, Y del vientre de sa madre Traer un cabrito al fuego ; Dorado con salmorejo Algun gazapo o conejo Que se venga à las narices; Y non vos daré perdices, Que para invierno las dejo. Donarvos podré un pichon, Y algun pollo con agraz, Y una olla, en conclusion, Que la estimo mas en paz Que cuantos yantares son; Que esta fincaba guisada Para el nueso menester, De todo bien abastada ; Y si mas quereis comer, No faltara una empanada Sazonada a lo aldeano, Como se hacen aqui, Mas de gusto cortesano, Del lomo de un jabali Que maté ayer por mi mano; Buen pan, al fin, y reciente, Candeal de aqueste dia, Tan blanco, que solamente De la blanca nieve fria Desdiga el estar caliente. Habra por postre garrida Fruta de sarten y algunas Uvas, y con nuesa vida, Deseo por aceitonas, Con que asenteis la comida,

Desta dueña ; qué decis ?

Que mas non ficiera el preste De Pamplona ó de Paris.

A fe, Olfos, que le cueste Mas de cien maravedis.— En pago desto, por Dios, Que à los vuestros fijos dos Tengo de llevar conmigo.

Si habeis jurado , non digo Al, que os reproche à vos. Vayan de muy buen talaute, Sirvan-os de aqui adelante, Pues es de Navarra ley Servir el fidalgo al Rey.

Ya tienen edad bastante.

BARBUDA, Llegad, fijos, y besad La mano á su señoría Por esta merced; llegad.

onnoño. En la vuesa compañía, Reye, que la Trinidad Guarde mil eras y remos.

Fidalgos de prez.

Los dos

REY.

Servirvos procurarémos.

REY.
Guárdevos, fidalgos, Dios.—
Ea á yautar; ¿qué facemos?
Olfos yautará conmigo
Y doña Blanca.

BARBUDA.
Schor,
A facerlo no me obligo;
Yantad al vueso sabor,
Y buena pro os faga.

Digo

Que se faga vuestro gusto.

Non yanto yo con los homes.

Es, doña Blanca, muy justo.

BARBUDA.

Non es mal querer los homes,
Sinon à mi estado injusto;

Sinon à mi estado injusto; Que à una dueña que el velado Como el mio le ha faltado, En mas lóbrego lugar Sola tiene de yantar, O le serà mal contado, Perdonad el no poder Recibir ese favor Por enviudar la mujer.

Quiero todo vueso honor, È mas non cuido querer.

Ya los yantares están En la tabla aparejados.

BEV.

El olor farta que dan.

Entre los vuesos criados Mis fijos os servirán; Descubridvos los capotes.

(Toma las capas Mudarra.)

BEY.

Blanca, adios, hasta despues.
(¡Ay amor, non me alborotes!)

Beso vuesos reales piés,

Algunos sabrosos motes De amor quiero que me cante, Mientras como en su discante, El mi meloso cautore.

A los dos dará sabore.

ld , fijos.

Venid, Infante.

BARRUDA.

BARBUDA,
Escuchad, Mudarra, un poco.

Mandad à la vuesa pro, Que lo faré al punto yo. (Ap. Finco en tanta gente loco.)

Ataviadvos, Mudarra,
Y lo mejor que ser pueda,
De vuesa gorra de seda
Y la calza mas bizarra;
Del mas enlocido sayo
Que á vos el veros conhorte,
Porque habeis de ir á la corte,
De mis dos fijos por ayo;
Y á Sancho, el que en la montiña
Ha guardado hasta agora,
Dejando luego á la bora
El traje de la campiña,
Por ser garzon de fieldad,
Le pondréis un atavio
De los que el velado mio
(llaya buen siglo), escochad,
En su desposorio dió
A los pajes de librea,
Y ved, Mudarra, que sea
El que mas alli enloció.
Que finca en el mi almacen
Aquesta librea toda;
Con las mis ropas de boda
A buen recado tambien;
Faced, Mudarra, esto cedo.

Yo faré el vueso mandado, Y cedo estará á recado; Porque, magüer que no puedo Por la mi gota escorrer Como quisiera, y faré Cuanto fuere en la mia fe, Sin pavor podrédes ir; Que, si Dios me da su ayuda, Han de ser (magüer soy viejo) De toda Navarra espejo Los fijos de la Barbuda.

MUDARRA.

DARBODA.

Dios à las sus fechorlas
Done buena man derecha;
Que sin el non aprovecha
Humana fuerza en los dias.
Caido que cantan; amén
Que le tengo d'escochar,
Veamos si es el cantar
De sotil metro tambien;
Que canado metro y tonada
Se aunan en una pieza
Con pareja sutileza,
Es una cosa-agraciada;
Mas si es del rey cantador,
Tendrà sutiles cantares,
Y le farán los yantares,
Con el cantar, mas sabor.

músicos. (Cantan dentro.)
Conde Claros, con amores
Non pudiera reposare,
Apriesa pide el vestido,
Apriesa pide el calzare;
Presto está su camarero
Para habérselo de dare;
Que quien adama non duerme,
Y mas cuando celos haye;
Salto diera de la cama,
Que parece un gavilane;
Que es con amores el lecho,
Mármol duro y lid campale.

¡Qué sotil qu'es la cancion! Non la quisiera perdec Por todo el preciado haber De los que en Navarra son.

músicos. (Cantan.) Las calzas se pone el Conde Apriesa, y non de vagare; Que amores de blanca niña Llamandole apriesa estane.

Sale SANCHO, con vestido gracioso, con gorra y capa, y dice.

Y yo quisiera saber Estas cómo han de fincar; Que en tan estrecho lugar Non sé cómo he de caber. Emparedado me han puesto, Y en dos embudos metido; Contra el Rey ¿ qué he cometido, Que ansi me finca? ¿ Qu'es esto? Calzas, calzas convas dos, Que ya el mi letigio veis, Por la virtud que teneis Y vos ha donado Dios , Que me digais de qué guisa Os tengo de ataviar ; Que non vos puedo pasar A cubrirme la camisa.

BARBUDA.

Este es Sancho; apuesto viene De la librea.

Que la mi dueña está aquí!

BARBUDA. ¿Oh Sancho?

SANCHO. Non sé qué tiene, La mi señora, este traje, Que atavialle no puedo, Nin me cuido partir cedo, Nin soy bueno para paje.

BARBUDA.

Oh mal mañoso garzon! Eso habédes de decir? Cedo habédes de partir, Maguer que digais de non; Que vos faré si vos cojo... (Tómale del brazo, y caensele las cal-

S(18.) SANCHO

¿Qué me habédes de facer?

BARBUDA.

Menuzos en mi poder; Vos non sabeis, si me enojo ...

SANCHO.

Basta, fincado de mí, Que finco un brazo tollido.

HARRIUDA.

Non me habédes conocido? Ah villano, finca aqui. SANCHO.

Déjame, non me desfagas.

BARBUDA.

De cuándo acá, el mal garzon, Non acatais mi razon? Agora subid ahi, Y ponedvos la bujeta Que en ellas finca cosella. SANCHO.

¿Dónde?

BARBUDA. Del sayo prendella; Polidvos esa coleta, Ponedvos bien el capote Llevalde al uso y erguido, Que non fuera tan lucido Si fuera de chamelote; Poned derecho el plumaje En vuestra gorra velluda.

Hoy el diabro y la Barbuda Por huerza me hacer paje.

Sale MUDARRA

MUDARRA. Ya el Rey fincó de yantar.

BARBUDA.

¿ Que ha yantado me decis? Mudarra, apuesto venis.

MUDARRA.

Lo que pude ataviar. BARBUDA.

Ha yantado asaz el Rey?

MUDARRA. Y asaz tambien la su gente Con el Reye juntamente, La vuesa fidalga grey;

Como dueña de valia Y la mejor de Navarra Habeis comprido.

BARRUDA. Mudarra, Deuda es de la fidalguía,

Sale EL REY y LOS DEMÁS.

REY.

Los yantares han fincado, Por mi fe, muy á sabor. BARBUDA.

Faceisme merced, Señor.

Dueña, yos me habeis honrado

BARBUDA. Cedo vos quereis partir.

REV.

Si, que Urraca, la mi hermana, Me aguarda de buena gana, Y esto le cuido decir; Fablaré con ella asaz De la vuestra fidalguia.

BARBUDA.

A la vuesa señoría Beso los piés.

REY.

Fincá en paz, Y acordavos de mi, Blanca Quen me dió el mi corazon? Llevo la vuestra faicion Adonde el alma me arranca Que non sé, à le, qué cosquillas Los vuestros ojos me han fecho, Fechiceros en el pecho Con amorosas mancillas.

BARBUDA.

Non cuido lo que decis, Nin lo cuidaré jamás.

Ingrata sois además ?

BARBUDA.

Ya es tarde; ¿ vos no partis?

Aqui finco, si me parto, Dueña, con vuesa persona.

BARBUDA.

Si hoy vádes para Pamplona, Non tenédes tiempo farto.

Non me queredes cuidar, Blanca, en el mi afan amargo?

BARBUDA.

A mis fijos vos encargo, Y Dios vos deje lograr.

Non cuido qu'el pedernal Tenga tan duro talante.

Fijos, fincà aqui delante, Que Dios vos libre de mal.

RAMIRO.

A la vuesa bendicion, La nuesa madre, esperamos. ORDOÑO.

Aquí humillados fincamos.

BARBUDA.

Dios vos rija el corazon. Solas tres cosas vos quiero Decir en antes que os vádes, Consejos de que os válgades En la corte : lo primero Es de non sufrir alguno Baldon al honor molesto; Lo segundo, despues desto, De non decillo á ninguno; Lo tercero, en que jamás En mentira tropecédes; Que con esto y las mercedes Del Rey irédes à mas, Y serédes ambos dos Prez de vuesa fidalguía. Y alcancevos, con la mia, La bendicion de mi Dios; Besad la mano y partid Con el Rey, nueso señor, Y dónevos Dios honor En la paz como en la lid.

RAMIRO.

La fe de mi parte os doy, La nuesa señora y madre De qu'el nome de mi padre Non manche el non ser quien soy, ORDOÑO.

Yo de mi parte tambien.

El mi querido Ordoñuelo, Guárdevos un siglo el cielo Y la Trinidad, amén. Tened, Mudarra, cuidado Contino de su enseñanza, Que vos dé Dios buena danza, enviarédes por recado Para los sus menesteres; Y ende con el Rey partid.

SANCHO.

A este paje bendecid , Prez de todas las mujeres ; Que voy con farto pavor A la corte.

BARBUDA. El Rey se va. SANCHO.

¿Aun un dedo no habrá Para mí?

REY. Sino de amor,

Vamonos. INFANTE.

Gran fermosura!

REY. Veré si ansencia me aplaca.

BARBUDA. A la mi señora Urraca Faced por mi una mesura, Y adios.

> REY. Adios .- Voy finado.

SANCHO. Adios, prado, adios, montiña, Adios, mauso arroyo brando,

Adios, el vergel y azuda, Que non sé si os podré ver; Que me llevan à perder Los fijos de la Barbuda.

(Vanse.)

Sale URRACA YMARSILIO, rey moro, "pintando en un retrato que trae.

UNRACA.

Qué demandas, moro fiero,
Que como sombra me sigues?

¿Quién te ha donado osadia
Para que mis cuadras pises?

¡Non tienes pavor, el moro,
De las mis guardas, que asisten
Honrando la mi persona
Y al Rey que en Navarra vive?
Si porque falta Garcia,
Mi hermano, en casa, toviste
Ardidoso el corazou,
Y pisas mis cuadras libre,
Cuida que Urraca, su hermana, Cuida que Urraca, su hermana, Es fembra que si se finque De mal talante, te faga Que tengas ventura triste; Ay, si te ven mis fidalgos Y sus fuertes adalides, Non es mucho qu'en menuzos Vuelvas adonde saliste; Sal, moro, de las mis salas, Cedo, enantes que me obligues A que te done la muerte.

MANSILIO. (Pintando.) Oh soberanos matices , Oh nacar, oh nieve , oh perlas! Como podra ser posible Al arte con fuerza humana Obligar à que os imite '

Moro ¿qué faces? Responde, O véte, y aqui non finques; Que si vienen mis porteros, En triste sino naciste.

MARSILIO. (Pinta.)

Bellos ojos, soles graves.

URBACA:

Cuido que pintas.

MARSILIO.

No dicen Tambien los ojos del cielo.

URRACA.

Suspenso calla y prosigue, Sin saber por donde ha entrado, Cual si fincara invesible; Le he topado en el mi cuarto, Subiendo de los jardines; Maravilla me parece; ¿ Qué faré? Non es melindre , Que, si va á decir verdad , Pavor le tengo terrible.

MARSILIO.

No temas, hermosa Infanta, Pues que solo con que mires Puedes abrasar la tierra, Que nada tu luz resiste; Por fama de tu belleza Marsilio abrasado vive Marsilio abrasado vive,
Rey de Zaragoza noble,
Que con ella se te rinde;
Y ansi dos de los cristianos
Cautivos que dentro sirven
En sus baños cada dia
Las alabanzas que dicen,
Tan grandes, que quiere amor,
Como es rey tan invencible,
Por fama abrasalle el alma,
Y atropellando imposibles,
Determina à don Garcia,

DD. C. DE L.-II.

Tu hermano, Infanta, pedirte, A cuya embajada sola Ayer a Navarra vine; Encargóme de su parte Que cuando fuese posible Procurase verte, Urraca; Y yo promesa le hice, Y que por tener tu imágen Menos confusa que vive En su pecho retratada, Por no haber visto el origen, Un retrato le llevase Con que en su verdad se afirme, Prometiéndome una hermana Con un millon de cequies; Y jurando de ponelle Dentro en su mezquita insigne Junto à Mahoma, engastado En balajes y amatistes, Para que todos los moros A adoralle se arrodillen, como á su Alá respeten. Enciensen y sacrifiquen. Llegué à Pamplona, buscando Mas ocasion convenible Para este intento entre tanto Que viene tu hermano; dije À un moro, qu'es tu hortelano De tus reales jardines, De los que se cautivaron Cuando al de Leon venciste, Mi pensamiento, vencido De dádivas que no piden, Ni posibles que no alcancen; Ni posibles que no acancen;
Por un testigo que sirve
Para bajar à ese bosque,
Que el sol arroyuelos ciñen,
Escondido pude estar,
Y entre unas murtas y mimbres
Me aconsejó que aguardase,
Diciendo que à los jardines
Sola bajabas las tardes;
Y aguardé como me dice, Sola Dajadas las tardes; Y aguardé como me dice, Cuando á poco espacio veo Que los arroyos se rien, Que los ruiseñores cautan Motetes mas apacibles; Que vierte el aurora perlas. Que el abril los campos viste, Tejiéndole al sol guirnaldas De claveles y alhelies; Y fué, que al jardin bajabas, Dando á los campos abriles, Risa á las aguas, motetes A los ruiseñores tristes, Guirnaldas al sol, y rayos Que le abrasen y le eclipsen, Perlas al alba, y aliento Al ámbar y á los jardines. Quedé admirado de verte; Mas ¿ qué mucho que me admire Sin merecer solo el cielo De que su manto no pises? Un rato estuve suspenso , Como á quien la noche embiste Alguna vez de repente, Que está sin vista, aunque mire. Pero despues que los ojos La luz de espacio aperciben, La luz de espacio aperciben, Ven la luz y quien la lleva; Y viéndola, ciego quise Hurtarte con el pincel Esa belleza imposible. El artificio à mis ojos, Ningunos entonces tibres, Entre tanto que robaban Tu blancura los jazmines, Y el carmesi de tus labios, Los claveles carmesies Entre la murta y laureles A Vénus me pareciste, Guando con Cupido andaba

Por los jardines de Chipre, O cuando sale á llamar Al alba que se le rie. Con dientes de estrellas tantas, En el carro de los cisnes, Al alabar el bosquejo Del retrato, te partiste. Y yo, como miré el sol, Tras tus bellos ojos vine; Segui tus pasos', sin verme Seguro deste imposible, Seguro deste imposible,
Por retratarte y mirarte,
Hasta que à verme volviste.
La novedad te admiró;
Pero dejar de seguirte
Sin acabar el retrato,
Ni pude, Urraca, ni quise;
Que, como soy noble, Infanta,
Es razon que determine
Cumplir mi palabra al Rey,
Ya que fué al mio y le dije.
Y ansi, sin temer al mundo
Y à cuantos cristianos ciñen
Acero cruzado al lado. Acero cruzado al lado Lo que he prometido hice. Y como à nobles y à reyes, Porque en algo se ejerciten, Un oficio les enseñan, Como siempre ociosos viven; La pintura me enseñaron, Con que ha querido que pinte Amor, para el cielo un sol, Para los hombres un tigre, Un cielo para la tierra Para el fuego un imposible, Para el mar una sirena Un veneno para el alma, Para el sentido una esfinge, Y para Marsilio un mónstruo Tan bello como terrible.

Válasme nuestra Señora; Moro, ¡ qué dello has fablado!

Si te pintara el cuidado Del que por fama te adora, Fuera imposible acabar En la eternidad del alma Que cualquier sentido calma Cuando le llega á pintar; Siendo en los locos bosquejos De sus colores obscuras, Sombras todas las venturas, Y las esperanzas léjos.

URRAGA.

La vuesa mandaderia No tendrà el Moro sazon ; Que los que cristianos son Non precian la moreria. En balde habédes venido; Conténteos el retrato, Que vos cuesta tan barato, Fincando tan atrevido, Y volvedros noramala; Ved que vos faré prender.

MARSILIO.

No tiene España poder Para echarme de la sala; Y perdona no guardarte En esto solo el decoro.

Suena ruido, como que llega EL REY, y dicen dentro.

Avisa à la Infanta.

URRACA

Moro, Ponedvos de aquella parte; Que cuido que viene el Rey, Y yo en peligro me veo.

MARSILIO.

No importa; hablalle deseo.

Sale JIMEN.

URRACA. Oh Jimen, home de ley! JIMEN.

Ya el vueso hermano ha llegado.

URRACA.

El finque muy bien venido.

JIMEN.

¿Qué moro es este atrevido, Que en el vueso cuarto ha entrado?

URBACA.

Un mandadero que viene Para mi hermano.

JIMEN.

¿ Ansi?

URRACA.

. Ya entra ; espérale aquí.

Sañudo talante tiene.

Entra EL REY, EL INFANTE DON OLFOS, Y RAMIRO Y ORDOÑO, sin espadas y con gorras en las manos, Y MUDARRA Y SANCHO.

Ya llega el Rey, mi señor.

URRACA.

Muy bienvenido seádes, Garcia.

REY Cómo fincades,

URRACA.

Al vueso favor. ¿Venides bueno, el mi hermano?

Para faceros merced. Llegá, mesura faced, É demandade la mano A Urraca, la infanta vuesa , Fidalgos.

RAMIRO.

Es gran razon.

URBACA.

¿ Quién estos garzones son?

Ya de la mesnada nuesa, (Ramiro y Ordoño se arrodillan, y Urraca les hace señal que se levan-ten, y prosigue el Rey:) A quien donar cuido ayuda ; De la casa de Guevara Y de la antigua de Lara, Y fijos de la Barbuda, Una dueña y rica fembra Fermosa además, por Dios, Que en esta ocasion de vos Muy luengamente se liembra Y vos face la mesura, En cuya casa he pasado El calor, y me ha donado De yantar, que en la espesura -De su montiña cercada,

Yendo en pos de un jabali, Viniendo a Pamplona, di

De caza con mi mesnada.

URRACA.

Garzones apuestos son.

Faced que nuesas doncellas Dellos se sirvan.

Con ellas

Fablarán á su sazon, E cuando fiestas hobiere Sus posaderos tendrán, E á servir se fallárán Cuando yo yantar quisiere.

REY.

¿ Oué face este moro aquí?

URBACA.

El rey Marsilio le envia Con una mandadería.

Llegad, moro, en ante mi. — Allegadvos, posaderas. — Sentadvos, Urraca, vos En par de mi; quiera Dios Que sea por bien.

(Llegan sillas, y hace Marsilio acata-miento.)

MARSILIO.

Que no me mandas sentar?

REY.

Posad-os, moro, en buen hora; Que no me membraba agora.

MARSILIO.

Don García, ¿podré hablar? Marsilio, famoso rey De la insigne Zaragoza, Saludes muchas envia, Don Garcia, à tu persona; Y dice que, enamorado Por fama, aunque ha andado corta, En alabar la belleza Que de tu hermana pregona; Porque á veces el amor, Que su fuerza poderosa Hacen de las alabanzas Ojos por donde enamora A Urraca Sanchez te pide, Por mi, para dulce esposa, Ofreciéndote à Celima Su hermana, en cambio destotra. Y con ella, en Aragon Diez villas las mas hermosas Que tú señalar quisieres, Siendo en tu corte las bodas, Y jurando eternamente Amistad con tu corona, Y dándote cada un año, Por feudo y párias forzosas, Cien yeguas de Andalucía, De diferente piel todas, Y cada cual un retrato De la soberbia española Cien alfanjes berberiscos, Veinte jacerinas cotas, Cien adargas de Marruecos, Cien lanzas y treinta alfombras, Las veinte de seda y lana, Las diez de plata y aljófar, Labradas por turcas manos De una de Constantinopla; Y que de veinte mujeres Que tiene Marsilio y goza, Solamente serà Urraca El dueño, reina y señora. A esto vengo solamente; Mira que a Navarra importa La amistad del rey Marsilio. Tu respuesta espero ahora.

REY. Dile á tu rey, mandadero, Que finco á la su persona Tenudo además, por cierto, Por los bienes que me otorga; Mas que los reyes que son En Navarra jamás donau Sus hermanas nin sus fine Sus hermanas nin sus fijas Sus nermanas nin sus njas A gente pagana y mora. Además, que Urraca Sanchez, Mi hermana, quiere ser monja, Y à ser casada, non cuida Ir con moro à Zaragoza. Esto podrédes fablalle.

MARSILIO.

No está sigura Pamplona, ¡Ay de su furia, García! Tú la verás como Troya. Peligro corre esta vez Tu cabeza y tu corona; Porque à una voz de Marsilio Temblará Navarra toda.

(Lléganse Ramiro y Ordoño, cada uno á su lado de la silla, y dice Ramiro:)

Can ladrador, muy mas quedo; Que vos metiera en la boca, À no fincar aquí el Rey, Lo que á los canes afoga.

ORDOÑO.

Galgo, fincad mas espacio, Y acatad nuesas personas ; Non vos meta en la trailla.

MARSILIO.

Sois para mi todos sombras.

REY.

Non fableis mas, mandadero; Partidvos de la mi casa.

Para daros muerte importa.

INFANTE.

Quieres, Señor, que le mate?

Gustas que muera?

MARSILIO.

Ya hablan Muchos delante del Rey Que me dén la muerte ahora. Quien se atreviera á tener Fuera de aqui esta victoria, Sigame, alzando ese guante; Que al rio espero.

En buena hora.

(Vase, y echa un guante en el suelo, y llegan todos à cogelle, y tómanle y rómpenle los dos hermanos.)

ORDOÑO.

Suelta, Ramiro; ¿ahora dél?

RAMIRO.

Deja, Ordoño. ORDOÑO.

'A mi me toca. RAMIRO.

Yo le he ganado primero; Deja.

ORDOÑO.

Cuida, que me enojas. RAMIRO.

Si aquí non fincara el Rey...

ORDOÑO.

A non fincar su persona...

RAMIRO.

¿ Qué ficieras?

ORDOÑO. Te matara. BAMIRO.

Suelta.

ORDONO.

Fasta que se rompa." BAMIRO.

Esta mitad me es asaz.

ORDONO.

Con esta mitad me sobra Para buscarle primero.

RAMIRO.

Yo fincaré con la gloria.

REY.

Alı, garzones, volved ende, Volved.

RAMIRO.

A vuesa corona Habemos de obedecer. ORDONO

A vuesa voz nos volvemos.

REY. Non salgades de palacio; Que non es usada cosa Dar al mandadero muerte, Porque non face deshonra. Mas digádesme, ; con qué Lidiar cuidabais agora, Non fincando con espadas ?

BAMIRO.

Con las manos, con la boca. ORDONO.

Faltará á un roble un renuevo?

RAMIRO.

El mi rey, en tales cosas Mas hace el ánimo y saña Que la espada que mas corta.

REY.

Dambos sois buenos fidalgos.

BAMIRO.

Ser tus vasallos nos honra.

Yo vos faré caballeros, Porque luzgan vuesas obras.— Vamos, Urraca.

Sale UN FIDALGO.

FIDALGO. Cuido

Qu'es el rey de Zaragoza Este que por mandadero Fabló à la vuesa persona.

REY.

¿Quién vos lo fabla, fidalgo?

FIDAL GO.

De los muros de Pamplona Con cien moros de à caballo, Le han visto partir que asombra; De esa alameda escondidos Le aguardaban, y pregonan Esto los sus adalides.

Non temo las sus zozobras; Fidalgos tengo, que bastan Contra la morisma toda. (Entranse, y quedan los fijos de la Bar-buda, Jimen y el Infante.)

JIMEN.

Libreme de las sus manos La Virgen, nuesa Señora.

Fidalgos, cuando fincaren Con el Rey tales personas Como nos, vos non tengádes Ardid à las tales cosas ; Que, à ser dambos caballeros Armados, fuera esto agora Reprochado en otra guisa.

Atended que vos non cojan En otro que tal mis manos.

MUDARRA.

Fablad bien en la mal hora; Que si les faltan espadas, Aqui finca esta mohosa,

Y yo finco aqui tambien Con mis calzas y mi gorra.

INFANTE.

Quitadvos dende.

SANCHO.

Quitadvos; Non vos despachurre. ; Hola! ..

RAMIRO.

Nota, Ordoñ, cómo fincamos.

ORDOÑO.

Ambos fincamos sin honra.

BAMIRO.

Por los evangelios cuatro, De non facer otra cosa, En fincando caballero, Sinon vengar mi deshonra.

ORDONO.

Lo propio à los cielos juro.

SANCHO.

Si alguna espada hay de sobra, Yo fincaré à vuestro lado, Y daré muerte à Mahoma.

#### ACTO SEGUNDO.

Sale DON GARCÍA, rey de Navarra.

REY.

Amor, fijo de madre mal nacido

Amor, hjo de madre mai nacido
E de un martillador, el dios ferrero,
Pues es mi corazon un posadero,
¿ Por qué me faces, di, tan mal partido?
De tus coyundas fasta agora erguido
Finco mi cuello libre y altanero,
E agora fino con rigor mas fiero
Que si un volcan tuviera en el sentido.

Agro-dulce eres, carrasqueño y [brando, E como el aire, estás sin peso y tomo;

Eres fantasma que se ve y se esconde. Un no sé qué, que viene no sé cuan-Abura non sé qué, ve no sécômo, [do, Matanon sé con qué nisé por donde.

Sale MUDARRA. .

De un vueso macero he sido, Señor, llamado.

REY.

Es verdad: Con vos quiero en poridad Fablar, que habédes venido En ocasion farto buena. MUDARRA.

Señor... ¿ Qué me querrá el Rey? Un fidalgo soy de ley, E mi reale está llena De honradas fechorias Que mis pasados han fecho, Que legaron al mi pecho, Que legaron al mi pecho, Prez de muchas fidalguías; Que vueso padre y abuelo (Que buen siglo hayan, amén) Pudieran decir mas bien, Y todo el navarro suelo, Qu'esta costilla sin par, Que finca ya a cama afin, Tiene sangre por ollin De moros de allende el mar.

De la vuestra fidalguia Finco acontentado asaz: Yo vos quiero para paz, Mudarra, en la cuita mia. Non para lides vos quiero.

MUDARRA.

Pues mandá al vueso sabor.

REV.

Habédes tenido amor? Digádesme, el escodero; ¿ Habédes querido bien?

MUDARRA.

Non es home , don Garcia , Quien non finca en garzonia Cuando barragan tambien ; Y fablando en poridad Con vos desto, el mio señor, Mas canas me ha puesto amor Que non la mi luenga edad. A duras penas tenia Cuarenta años, bien pequeña Edad, cuando fice dueña Una fembra, don García, Que me costó amargas penas, Tristes cuitas, negro afan, Ser tan mozo barragan, Fincando en tierras ajenas, Mas ¿non me díréis qué ha sido La causa desta llamada, O qué fembra vos agrada, Por quien fincais sin sentido? Que yo, de la parte vuesa, Le sabré fablar razones, Que convierta los baldones En amorosa denuesa. ¿ A quien tenédes amor?

Por la vuesa doña Blanca El ánima se me arranca.

¡Válgame nueso Señor!

¿ De qué fincais amarrido? MUDARRA.

Del vueso mal pensamiento; Por el santo monumento Qu'en San Mamés finca erguido En el juéves de la Cena, Qu'es mover un pedernal, Una sierra, otro que tal A la vuesa cuita y pena; Qu'es fembra la dueña mia Que vos yantará los ojos, Si fablais vuestros antojos, De la vuesa altaneria Cuidades que la Barbuda Fembra es, Señor, por abi?

REY.

Por eso, escodero, aqui He menester vuesa ayuda; Y à fe que si le llevades

LUIS VELEZ DE GUEVARA.

De mi parte este papel, Que va el mi amor dentro dél, Luengas mercedes tengádes; Que rico home vos fare De los ricos de Navarra. MUDARRA.

Fidalgo soy y Mudarra, Bésovos el vueso pié; Por vos faré cuanto sea En mi poder.

Escochad, Este papel la llevad, E cuando Blanca vos vea, De mi parte le dirédes Cómo finco por su amor; Que me faga mas favor, È que la faré mercedes; Que por la su fermosura Finco tan sándio.

> MUDARRA. Fablad.

Que busco la soledad, Cuidando en la mi ventura, Y que finco con pavor,
Si non cuida ser clemente,
De que he de yacer doliente
A la muerte del su amor.
Y este sartal de granates Le endonad con esta perla, Qu'endespues de guarnecerla De oro de veinte quilates, Que aquesto tome en señal Del amor que me desvela; Que fué en verdad de mi agüela, Doña Jimena, el sartal; Que á doña Elvira, mi madre, Para sus bodas dono Cuando el mi padre honoró, Mi aguelo al Cide y su padre. Dirédes cómo sus fijos Caballeros fincan ya Por quien hoy Pamplona está Con colgados regocijos, Y que finco con cuidado De facerles mas merced. El su talante atended; Que yo cuido disfrazado, Con Olfos y con Jimen, Vestido á troche y á moche, Fincar allá aquesta noche Con el mi cantor tambien, Con el mi cantor tambien,
Porque diga algun cantar
Que le obligue à enternecer,
Que con esto podrà ser
Su corazon domeñar;
Que quizà por su feniestra
Un poco podrè fablalla;
Que no serà, si algo calla,
Lleno de dicha sintestra; Y véte cedo; que viene Urraca, la infanta.

MUDARRA. Adios. REY.

Fablá à los hermanos dos, E decildes que conviene Al mi servicio que vádes A facer á Valdiceña De su armadura reseña, Y que cedo vos partádes; Y en la mi trotoneria Faced vos dén un troton, Y partid con la acension, Que finca poco del dia.

Escodero fui de honor, Cojo de manos y piés,

Y me ha fecho el interés Ligero como un azor-

(Vase.)

Quiero recebir à Urraca, Que con mis fidalgos viene; Non sé en qué se detiene. Allí parece que saca Un infanzon la cochilla, Y otro tras dél; son sin duda Los fijos de la Barbuda, Que non será maravilla; Con Olfos y con Jimen Es la enemiga trabada. Mal finca Urraca acatada, E mis palacios tambien.

Salgan huyendo EL INFANTE, JI-MEN y otros dos, y tras dellos OR-DOÑO, RAMIRO Y URRACA, deteniéndolos, y LAS GUARDAS.

Finen, Ramiro, los dos. E todos cuantos con ellos

Cuidaren de defendellos, Si non los defiende Bios.

Ramiro, Ordoño, fincad; Detenedvos en mal hora. ORDONO.

La nuesa reina y señora Non es tiempo, perdonad.

¿Qu'es esto? ¿En mis salas pasa Un desaguisado igual?

RAMIRO. La vuesa presencia real Pone á nuesas sañas tasa; Que á non fincar de por medio Vos ó Dios en tal lugar,

Para dejar de fincar Non les fincara remedio. INFANTE. Fablades delante el Rey?

SANCHO. Aquí en fuera fablarémos; Que los fidalgos podemos.

RAMIRO. Sancho, finca como es ley.

¿ Por qué ha sido la ocasion ?

RAMIRO.

REY.

Yo vos la diré sumada : A la vuesa hermana amada Cuantos infanzones son Aqui fincaban delante, Por honorar la corona , Sirviendo à la su persona. E don Olfos, el infante, E Jimen non ponen duda De fincar los mas cercanos, Cual si fincaran sin manos Los fijos de la Barbuda. E como aquesto miramos, Tanta saña recebimos, Que á dos coces que les dimos, De sus puestos les quitamos. Ficiéronse atrás, que en ellos Non suelen ser maravillas, Y sacando las cochillas , Dimos fasta aqui tras de ellos; Que, como de ver tal dia Deseaban en efeto, No les guardaron respeto A la vuesa señoría.

HRRACA. Non mengua de la verdad Un pelo.

Dad las espadas, Ordoño é Ramiro; é dadas, A una torre los llevad.

SANCHO. Porque non fablen de mi, Escorrirme determino.

Tambien el paje.

SANCHO.

Con mala fada naci.

E vos. Olfos é Jimen, Venid conmigo; que tengo Oue fablar.

SANCHO. Al punto vengo, Por la fe de home de bien.

RAMIBO. Sancho, finca junto á nos ; Non salgas del nueso lado.

SANCHO.

Non finco de muy buen grado , Así me perdone Dios.

REY. Guardas, ¿ende non facédes

Lo que vos mando? RAMIRO.

Non se Si podrán facerlo, á fe.

¿Qué cuidais? ¿A qué atendedes? Las espadas les quitad. ORDONO.

Y si nos non se las damos, ¿Cómo ha de ser?

SANCHO.

Hoy fincamos

En gran peligro. REY.

Llegad. ORDOÑO.

Ninguno tenga osadia A llegar, si non pretende Fincar aquí.

RAMIRO. Apartad ende E perdonad, rey García; Que con el acatamiento Que vos debemos é damos Libres esta vez cuidamos Libres esta vez cuidamos
Salir del vueso aposento;
Que, pues dona mas ayuda
A los dos vueso poder,
No se han de dejar prender
Los fjos de la Barbuda.
E cuando aquesto que fablo
Demandarlo algunos quieran,
Los dos en el campo esperan.

UNA GUARDA. Demándevoslo el diablo.

ORDOÑO. Esto es darle al honor

La venganza de un ultraje.

Lo mesmo dice el su paje, Y lo cumplirà mejor.

REY.

Seguildos; salgan tras dellos Todos mis maceros.

De altanero corazon.

REY.

Si non podédes prendellos, Mataldos.

URBACA.

Dejaldos ir; Que à tan valientes garzones Non son buenos galardones.

Non les queràdes sufrir, -Urraca, sus demasias; Non fableis mas adelante.

URRACA.

Fidalgos deste talante Son de las mesnadas mias.

Idvos, Urraca, con Dios, Porque non fableis mas deso.

URRACA.

Las vuesas manos vos beso.

REY.

Yo fincaré con los dos.

URRACA

Oh, quién pudiera librarlos, O quién donallos pudiera , Para escapallos siquiera Del Rey, doblas y caballos! ¡Oh, quién les pudiera dar Fasta el mismo corazon!

INFANTE.

Estas altaneces son Las que se han de castigar.

Yo vos juro que non fué De su sándia altanería Otra cosa, don Garcia, Ocasion, causa ó por qué, Si non las mercedes vnesas, Fechas con tal brevedad.

Non fué por mi voluntad, Si he dado tales denuesas; Finco, Olfos y Jimen,
Por la su madre perdido,
E por aquesto he querido
Facer á sus fijos bien.

INFANTE.

Pues con aquesta ocasion, Si vos sabédes trazar, Podrédes su amor gozar; Que si sus dos fijos son Que si sus dos fijos son
En prision, non pongo duda
Que, cuando de amor non fuera,
Por obligarvos siquiera,
Lo ha de sacar la Barbuda.
Prendeldos, y à buen recado
En la prision los tendrédes,
E à peligro los pondrédes,
Porque seades rogado
De la Barbuda, y podrédes
Facer lo faga por vos
Al vueso sabor,

Que fagan esta jornada

Por Dios Olfos, que en mi pro fablédes; Farélo de aquesa guisa, Y esta noche los dos quiero Que vamos al su terrero Conmigo, é cuando la risa Del alba empiece, podrémos, Sin que nos tope persona, Fincar de vuelta en Pamplona; Que trotones llevarémos

Mas ahina que pudieran Si alcotanes todos fueran; Si alcotanes todos ineran; Que ya fincará avisada, Porque con el su escodero Se lo he enviado á fablar; Y allá podrémos llevar El mi cantor, porque quiero Que cante á mi remembranza La mas polida cancion Que tenga en esta ocasion : É pues la noche se lanza,

Llena de paños de luto, Sobre la tierra, cuidemos En partir.

Partir podrémos, E cuida que saques fruto. Además que cualquier fembra, Rogada de un rey, fará Lo que demandares.

JIMEN.

Ya De sus lumbreras se cembra El azul vergel del cielo; Bien podrémos aguijar Nuesa jornada, é llegar A ver el mi amor.

INFANTE.

El suelo Cuido revolver y dar Venganza al mi honor con esto, Y despues el su denuesto Por Navarra publicar, Pues en faciendolo el Rey, Lo hemos de saber los dos.

JIMEN.

Cuido beberles, por Dios, La sangre.

> INFANTE. Es muy justa ley.

REY

¿Qué fablabades los dos? INFANTE.

Es, Señor, en la vuesa pro ; Gozarás á Blanca.

Y yo,

Olfos, fineme despues. (Vanse.)

Salen RAMIRO y ORDOÑO.

Finquense los trotones arredrados , Ordoño, fasta tanto que baya nuevas De Sanchuelo.

Ramiro, ¿non venía A la par de nosotros? ¿Quése ha fecho?

Guido que le han pescado.

onnoño,

Non es home que deje de guardarse; No le tengas pavor de guisa alguna.

RAMIRO.

Atiende un poco, hermano, ORDOÑO.

Gente suena, à mi ver. RAMIRO.

Pues finca, Ordoño, A guisa de lidiar; que cuido en antes Finar aqui que non donarme preso.

ORDOÑO.

Otro que tal será tu hermano Ordoño.

Sale SANCHO, con un lienzo de dinero.

SANCHO.

Non sé por dónde voy nin dónde finco, Qu'en lobreguez tamaña non se puede Divisar el camino ; ellos agora Fincan de aquí dos leguas arredrados.

BAMIRO.

Pára mientes, Ordoño, si este es home. ORDOÑO.

Home parece.

SANCHO.

Vålgame san Pedro!

Homes fincan aqui. ORDOÑO.

¿Quién va?

SANCHO.

Oh mezquino!

ORDOÑO.

¿Quién va?

RAMIRO.

¿Non fabla?

SANCHO.

Non; que finco mudo De pavor y además finco oliscado.

RAMIRO.

: Sanchuelo!

SANCHO.

El mio señor Ramiro, Donadme vuesos piés dos mil vegadas; Que me finco con vos recien parido.

RAMIRO.

¿Qué te has fecho?

SANCHO.

Viniendo en pos d'entrambos, Arredrado finqué de los trotones, Por non poder calcorrear á guisa De vuesa furia, cuando de los muros Del palacio del Rey me llamó Urraca, E donándome en este mocadero Algunas joyas suyas de valía, Que yo vos las donase me ha mandado, Y que con ellas vos partais al punto; Que el Rey cuida faceros un denuesto Que el Rey cuida faceros un denuesto Si vos coge à las manos; non vos cale Sinon partidvos cedo, porque el Rey Non venga contra vusco de consuno. E à Ordoño, en poridad me dijo Urraca, Que le tiene talante y buen querencia, E que finca en su pecho figurado. Ved qué se ha de facer; que los merinos E maceros del Rey fincan buscândoos.

BAMIRO.

Ea, Ordoño, perdamos à Navarra; Quiza en tierras sujetas á otros reyes Nos farán mas merced qu'el nueso pro-

Que nadie fué profeta en la su tierra. ORDOÑO.

Fablas, Ramiro, bien; vamos, Ramiro; Fínquese España adios, vamos á Fran-BAMIRO.

Mas solo un parecer en antes quiero. ORDOÑO.

¿Cuál es?

RAMIRO.

Non vamos ambos de consuno, A dar con la aventura que topare, Y el primero con de contra la seconda signa. Sinon que cada cual su senda siga el primero que finque con alguna Faga pleito homenaje, so la pena De alevoso à su sangre, de que cedo Llame al otro; y partamos estas joyas Para el nueso viaje.

En la buen hora; Védes aqui, Ramiro, la mitade.

SANCHO.

E yo con quién he de ir? O de qué gui-Me ban de partir entrambos, si non [quieren

Facer conmigo como Salomone Fizo con aquel fijo de dos madres?

RAMIRO.

Yo donaré una traza con que agora Ninguno de los dos finque quejoso , Magüer con él non vaya; por los ojos Se ponga aqueste mocador Sanchuelo, Y al que primero de los dos donare Un abrazo, con aquese finque.

ORDONO.

Fágase ansi.-Venid acá, Sanchuelo. Ponedvos este mocador en somo De los vuesos ojos.

SANCHO. Non quisiera Abrazar con la nariz y todo Algun robre de aquestos. ORDOÑO.

Vaya luego La nuesa prueba; idvos arredrando, E vendredes despues hácia nosotros.

SANCHO. A la gallina ciega desta guisa Jugaban los garzones en mi aldea. (Ap. ¡Si aqui lincara algun pozo ahora!) Dios me depare aquí buena man dre-

ORDOÑO. Venid agora, Sancho.

Non fablédes; Ordor Que vendrá por la fabla á vos, Ordoño. SANGHO.

Válgame san Tobías, que fué ciego! Desta vegada voy.

ORDONO

Ramiro ha sido El de la suerte; buena pro le haga. SANCHO.

Quitadme pues el mocadero.

RAMIRO.

E partamos de aquí cedo; qu'es tarde, SANCHO

Non cuidé ver mas en la mi vida. RAMIRO.

Ea, Ordoño, à facer el homenaje. ORDOÑO. (Entre las manos de Ramiro.) Juro à los cuatro santos Evangelios E à la sangre que tengo de Guevara, Clara juntamente, que si tengo Ventura alguna en tierras extranjeras, Que sea de Ramiro la mitade.

Lo proprio juro yo sobre esas manos. SANCHO.

E yo, entre las de entrambos, juro é fa-Lo mesmo de mi parte. Tblo

RAMIRO. Adios con esto,

Ordoño bermano.

ORDOÑO.

Dadme un abrazo, E dévos Dios muy buena man derecha. RAMIRO.

[mano, Lo mesmo faga à vos; membraos, her-En las lides é trances que tuviéredes, Despues de Dios é de su Madre santa, Del apóstol Santiago, patron nueso, A quien España toda acata tanto, Que dicen que le ven los que le invocan En las sus lides y en sus trances todos; E su favor nos donará; que somos Tenudos á facello por navarros, E por sus caballeros juntamente.

ORDOÑO

Ese serà de mi de aqui adelante El nome que apellide.

RAMIRO.

Adios, bermano

Ordoño.

ORDOÑO. Sancho, fincate adios. SANCHO.

Adios, Ordoño; Que unas ancas me fincan de un troton, Que ha de facer que las verdades fable, Qu'enantes que yo à Francia llegue, Amancillado dellas, ir fenchido, [cuido Al revés de los otros infanzones, Do nunca me da el sol, de lamparones.

(Vanse.)

#### Salen LA BARBUDA Y MUDARRA.

En fin, los mis fijos dos Fincan caballeros ya; Denuesa de quien es da El Rey, ayúdele Díos.

MUDARRA.

Vos fincádes muy tenuda, La mi dueña, al su mandado; E á fe que me dió un recado, Despues desto, la Barbuda, Para vos, en que denuesa Mas talante é voluntad, E si va á decir verdad, Asaz le atañe à la vuesa Agraciada fermosura.

Que fableis, el escodero, Que laniels, el escouero, Mas claro conmigo quiero, Ansi Dios vos dé ventura; Que non entiendo, por Dios, Lo que fablades agora.

La mi dueña é mi señora, Solos fincamos los dos ?

BABBUDA.

Ya lo veo.

Pues atended. BARBUDA.

Fablad.

MUDARRA.

El Reye vos tiene Buen talante, y aqui viene, Para faceros merced, Con un papel que os envia, Este sartal que vos dona, Que de la mesma persona De su madre á don Garçia Le fincó en el testamento; Le nico en et testamento; be granates tinos es, Con su perla, quien despues Vos face prometimiento D'engastonàrvosla en o ro; Que fablando en poridad, Por la santa Trinidad, Que vos de todo un tesoro, Gue vos de todo un tesoro, Si le querédes facer Favor à la su demanda. Mostradvos, Blanca, mas branda; Que un rey tiene gran poder, E vos puede engastonar En oro y en plata ansí. Rico home me face à mí, Si os domeña mi fablar;

Non pierda yo aqueste haber, Nin vos este bien perdádes; Que pagar las voluntades Non es nuevo en la mujer. E finca esta noche aqui, A darvos con su cantor Una música al albor; Doledvos dél y de mi. ¿Non tomádes el sartal? on tomades el papel? Mostradvos branda con él, Non fagádes ende ál.

BARBUDA.

Callad, el mal escodero; Que os faré, si mas fablades, La cabeza en dos mitades.

MUDARRA.

Mezquino de mi, aqui muero.

BARBUDA. De cuándo acá, el mal fidalgo, Con sartal é con billete, Vos han fecho mi alcahuete Promesas de ningun algo? Vos sois, Mudarra, nacido En solares de Navarra? Vos del primero Mudarra Decendés, el mal nacido? Vos con estas fechorias Venis de la corte à mí? Estoy por facer... (Asele de la mano.)

MUDARRA.

Aqui Fincan hoy todos mis dias. BARBUDA.

Non sé qué castigo en vos Pudiera facer al fin, Viejo sándio, home ruin, Mal dicho seais de Dios. Estoy por darvos azotes, Que reventédes con ellos, Por mesarvos los cabellos E pelarvos los bigotes. ¿ A una fembra como yo...

MUDARRA. Tened, la dueña garrida, Cuita á mi mezquina vida (Ap. El demoño me afució.)

Músico. (Canta dentro.) Fonte frida, fonte frida, Fonte frida con amor, Todas las avecillas Cantan cuando nace el sol. Alli canta la calandria, Alli canta el ruiseñor, Alli canta el silguerillo Y el chamariz parlador. Si non fué la tortolilla, Que nunca cantara, non Nin reposa en rama verde, Nin pisa yerba nin flor.

Este es el Rey, é sin duda Hoy pienso vengar mi honra.-Dadme, escodero roin, El vueso capete vos, E tomá vos un pavés, E de las espadas dos Que fincan con él perdidas, Donadme la que es mejor; E venid en pos de mi. Faciendo buen corazon. (Pónese la capa de Mudarra y vanse.)

Sale EL REY, EL INFANTE DON OL-FOS, JIMEN Y EL MÚSICO.

MUDARRA. (Ap.) Dónde me lleva esta dueña? El demonio me afució,

Músico. (Canta.) Nin reposa en rama verde, Nin pisa yerba nin flor, Porque à la su companta La muerte se la llevó. Maiósela un ballestero; Dios le dé mal galardon No acterte à cosa que tire
Con la jara à su favor,
E todo lo que yantare,
Que le faga mala pro,
Porque apartó dos quereres
Que hubo juntado el amor.

Sale LA BARBUDA, con capa y espada, y MUDARRA, con una rodela, y pasan reconociendo.

BARBUDA.

Non cantades de amor mas; Que vos quebraré, el cantor, El discante en la cabeza.

MUSICO.

¡Valgame nueso Señor!

BARBUDA

Que à la puerta de mi casa Non lo consentiré , non ; Que despertais à quien duerme, Y dirán que os tiene amor.

Con qué sandeces venídes! Andadvos, home, con Dios; Que non sabeis por quién canto.

BARBUDA.

Farto mejor que non vos; E lo que al albor cantádes, Lo habédes de plañir vos.

(Dale un espaldarazo.) musico.

Que me ha tordido, ; ay de mi! REY.

¿ Quién dona al mi cantador ?

BARBUDA. Una persona que pudo; Que si aquí vuelve otro albor, He de atordilles el alma A él y á cuantos con él son. Non saben qu'es de mi dueña, La Barbuda, este quiñon, Y este castillo además? Y en todo este alrededor Non ha de osar requestar Home rico ni infanzon Cosa que á Blanca le ataña

En el pelo de su honor. MUDARRA. (Ap.)

Aguardando algun desman, Y temblando de pavor, Con el mi pavés cubierto, Como galápago estoy.

Si eres garzon de su casa, Véte con la paz de Dios; Que por serio solamente Te donamos el perdon.

Non me iré yo de esa guisa, Antes vos irédes vos; Que maguer fueseis el Rey, Aqui non fincaréis hoy.

INFANTE.

Matemos este villano.

BARBUDA.

Mentides como traidor Vos é cuantos con vos fincaa, Del Rey abajo.

MUDARRA:

Non voy A guisa para lidiar Que finco de mal olor. Aguardarle en su retrete Cuido que serà mejor.

JIMEN.

Home del demoño, tente.

BARBUDA.

Non es ya buena sazon; Que finco lleno de saña, « Y he de matarvos, por Dios. INFANTE.

Home, mira qu'es el Rey.

BARBUDA.

Buena burla es, por quien soy; ¿ Aquí habia de fincar El Reye, nueso señor? Nos vos valdrá esa mentira.

JIMEN.

Fablá, Señor, fablá vos.

El Rey es; home, detente.

BARBUDA.

Ya vos conozco en la voz. Perdonad mi desacato, Asaz es esto por hoy; E fincadvos norabuena Que si sois el Reye , sois Tenudo á honorar las gentes Que vuesos vasallos son. Non vos engañe ninguno, Nin cuideis que podréis vos, Con todo el vueso poder, De aquesta dueña de pro, Que vive en este castillo, Ver la sombra de un favor; Que non el honor conquistan Nin dadivas nin cancion; Y arredradvos deste puesto, Que si lo sabe, vos doy Palabra de que à Pamplona Volédes como un falcon.

(Vase.)

Parece sombra; parece, Olfos, fantasma ó vision. ¡Habédes visto jamás En home tanto furor?

Santiguados nos envia.

Non es este corazon De menos que la Barbuda, Non puede ser otro, non; Vamos á Pamplona aprisa Que ya el blanco resplandor De la alborada da nuevas Que non finca luengo el sol. MUSICO

Aqui aguardan los trotones.

REY.

¿Cómo vais, el mi cantor? MUSICO.

Atordido todavia Del golpe que m'endonó.

Guarecereis en Pamplona. MUSICO.

Non tornaré à cantar yo En parte que la Barbuda Pueda escocharme mi voz. Tocan a marchar, y salen monos y CE-LIDORO, general, y llevan en la bandera el retrato de DOÑA URRA-CA, y detrás MARSILIO, rey moro.

MARSILIO.

El Ebro arriba marchen las hileras De los fuertes infantes y caballos; Irán, narcisos, viendo sus riberas; Que si Mahoma sale à contemplallos, La traza me ha de dar para mi esposa, O ha de quedar Navarra sin vasallos; Que le miro en su esfera luminosa, Por partir tan viciosa y tan bizarra, Salir à ver mi gente belicosa; Gran descendiente de la antigua Sarra, Por quien los sarracenos apellidan, Estos serán sus rayos en Navarra; Por bocas hechas en sus pechos pidan La gloria general de mi deseo, [dan; Aunque Castilla y Francia me lo impi-Que si alcanzo, Profeta, este trofeo, Encensaré tu hueso en Meca santo Con pastillas de alárabe y sabeo. Verá el sol el retrato que levanto En mi bien, en fe de aquesta impresa, Con sus rayos y su luz espanto; Esa es la infanta de Navarra, y esa Ha de ser ó mi muerte ó mi ventura, Mirad si mi valor poco interesa; Que si Alejandro conquistar procura Al mundo por hacerse sin segundo, ¿No vale mas que el mundo esta her-

[mosura? Porque si es cielo su rostro, en razon Que vengo à ser, si gano su belleza, Mayor que si ganase à todo el mundo. Toquen las cajas, y à marchar empieza, Valiente Celidoro, que tus manos No me aseguran poco.

CELIDORO.

Tu grandeza Me anima, sol de reyes africanos, Marsilio invicto, para que sea hombre, De mi todo el valor de los cristianos; Que en Aragon ninguno de tu nombre Ha dejado de ser rayo de España, Ycada cual al mundo inmortal hombre. Y no era menester para esta hazaña latervenir, Marsilio, tu persona; Que bastaba el valor que me acompaña. Tú verás cómo pongo la corona De Navarra en tus piés, si no te entrega Esa belleza que tu amor pregona, O costará lo que la hermosa griega Costó al troyano, el inspugnable muro, Que ya al castígo de tus manos llega.

MARSILIO.

O gozarla ó morir en él procuro ; Bajen , marchen á trozos las hileras, Y no volver al Ebro jamás juro Sin traer este sol á sus riberas.

(Vanse.)

Sale RAMIRO Y SANCHO, y luego UN FRANCÉS.

A Dios gracias, que miramos Las murallas de Paris.

SANCHO.

Ramiro, buenos andamos, Gastando maravedis; Que ya non sé qué gastar; ¿Qué hemos de facer agora, En gastándose el dinero?

RAMIRO.

¿ Eso plañes à tal hora?

SANCHO. Mal hubiese el caballero, Como el otro de Zamora Que á padecer estos males Va, como los dos mesquinos, Por esos andurriales Por esos andurriales,
De noche por los caminos,
De dia por los jarales;
Que, como finó el troton,
A pata hemos caminado,
Y los que no hechos non son
Llevan esto de mal grado. ; Oh mal hayas el troton ! Que magüer que de contino, De las ancas yo despues Las senti, que en el camino Son mejor que propios piés Ancas de cualquier rocino, Llena de guerras està, Francia ; ¿qué hemos de facer?

RAMIRO.

A esto venimos acá,

SANCHO. Pues yo me cuido volver A Navarra.

RAMIRO ¿Cómo ya? SANCHO.

Poco á poco, con los piés; Que no quiero lides yo.
Doname licencia pues,
E hagate buena pro,
Ramiro, el país francés;
Que à la fe que Ordoño ha fecho Lo que yo quiero facer, Y del su saber sospecho.

RAMIRO. Non puede Ordoño tener, Sancho, tan menguado pecho; Yo sé que no fincará Sin mi, apurando el valor Que la su sangre le da.

SANCHO. Fágale muy buen sabor; Que yo non fincaré aca, Nin cuido entrar en Paris. Donadme, si vos servis, Para poderme tornar, Catorce maravedis,

RAMIRO.

Ya fincas, Sancho, molesto.

SANCHO.

Non quiero verme perdido; Que eres todo valentias E todo sándios extremos, En caminos é hosterías, Que ya los dos parecemos Libro de caballerías. Si non te dan la pimienta, Tan cedo tiras un plato E alborotas la venta, Sin que finque fasta un gato A quien non le tomes cuenta; E quieres que los franceses Entiendan tu razonar Con tajos y con reveses.

RAMIRO. Eso fué en solo un lugar, Una vegada.

Si fueses

De talante reportado, Fuera...

RAMIBO. Si tu cuita es esa, Yo te fago la promesa, Y atiende, non seas pesado, Que ha sonado un atambor, E una trompeta tambien.

SANCHO. Este ha sido el mi pavor. RAMIRO.

Non suena cosa mas bien; Aquí viene un lidiador, Quiero fablarle é saber A qué tocan.

FRANCÉS. Ya el contrario. Seguro que ha de vencer, Marchar quiere ; necesario Será el irlo à entretener.

Fagádesme merced, si en la mesura De las lídes se face, de decirme Qué trompetas son estas y atambores.

FRANCÉS.

¿Sois español?

RAMIRO. Al grado vueso, amigo,

FRANCÉS. Italle, Bien se os echa de ver en la lengua y Y en no saber tambien estas civiles Guerras de Francia. (Ap. ; Qué buen [talle tiene!)

BAMIRO.

Maguer que muchas cosas he esco-Narradme la ocasion. Schado,

FRANCÉS.

Cárlos Capeto Rey de Francia, murió sin heredero, Aunque dejó á madama Margarita, Mas hermosa qu'el sol, su hija legitima; Y como à Francia no la heredan hem-Pretende un tio suyo apoderarse, [bras, Teniendo à Lenguadoc y à la Gascuña De su parte, de Francia, y aunque el

Moderarlo ha querido, es imposible Y ansi revuelta vive Francia toda, Y ansi revueita vive i ranca agora, Y está Paris por Margarita agora, Con la mayor Bretaña y Dellinado, Y por Roberto lo demás, que aqueste Es el nombre del tio, que por causa D'excusar muertes entre naturales, D'excusar muertes entre haturales, En guerras tan odiosas, determina, Teniendo en su poder à un extranjero, El hombre mas valiente que se halla En Francia ni en Europa por concier-que se remita à dos espadas solas [to, La justicia del reino, y Margarita Condescendió por evitar mas muertes Con Roberto, su tio, y desta suerte Determinada de poner el caso En menos tiempo en manos de la suerte; Y el plazo es hoy, y no hay ningun solda. Que se atreva à salir al desafio; [do que se atreva a salir al desaño; [do Que algunos que pudieran, están todos Estropeados y mal heridos deste; Que en elúltimo encuentro que se tuvo, Parecia rayo con la contra que se tuvo, Parecia rayo con la espada y lanza; Y los demás, sabiendo la experiencia, No quieren ver su muerte y su deshon-Y para aqueste efeto solamente [ra; Tocan el atambor y la trompeta. Afligida y confusa, Margarita A Roberto me envia porque el plazo Alargue un dia mas.

BAMIRO.

¡Caso notable!
Pues volved, y decilde á Margarita
Que un español navarro y caballero,
De la casa de Lara é de Guevara,
Que ha por nome Ramiro, non consiente
Que vádes á decir eso á Roberto,
E que cuido tomar esa demanda È que cuido tomar esa demanda.

FRANCÉS.

Eres la redencion de Margarita;

No eres hombre, eres ángel humano. Espero albricias grandes.

RAMIRO.

La estacada

¿Dónde finca, francés? FRANCÉS.

En este llano.

BAMIRO. Pues hazme armar, francés, y di á la Que non cuide tener pavor alguno; Que hoy fincará por mí reina de Francia, O en la estacada fincarémos ambos.

FRANCÉS. FRANCÉS. [el cielo (Ap. Si este español no es arrogante, Le envió para bien de Margarita.) Vamos, fuerte español.

RAMIRO.

Francés, camina.— Hoy, Sancho, he de probarel valor mio, Y el aventura mia juntamente.

SANCHO.

Por el mio mal conoci sin duda Los fijos de la Barbuda. (Vanse.)

Salen por dos partes los campos de Los FRANCESES, LA REINA DOÑA MAR-GARITA Y ROBERTO.

BEINA.

El cielo sin duda alguna Mi necesidad miró.

ROBERTO. Mi justicia el cielo vió. Pues me ayuda la fortuna. REINA.

Ya mi esperanza confia De hacerme dueño de Francia.

ROBERTO.

Hoy la francesa arrogancia Domará la suerte mia.

REINA.

Hoy un español mi honor Solo quiere restaurar. ROBERTO.

Hoy imposible es peusar Que otro saldrá vencedor.

REINA. Hoy verà el suelo francés Mas seguro su país.

ROBERTO. Hoy he de entrar en Paris Con Margarita à mis pies.

Salen los dos combatientes RAMIRO Y ORDONO, con sus PADRINOS.

BEINA.

Bizarro talle, extremado Aspecto y demostracion.

ROBERTO.

Los cuerpos iguales son , Y el ánimo diferente.

REINA.

Aqui presto se verà.

ROBERTO. Claro está que se ha de ver. Y sé quién ha de vencer.

REINA.

Alguno se engañará.

PADRINO 1.º

Iguales son las espadas. PADRINO 2.0

Como lo demás tambien.

#### LOS HIJOS DE LA BARBUDA.

BOBERTO. Luego en estando que estén Las rodelas embrazadas Para pelear, podrémos Dejallos.

PADRINO 1.º Sea en buen hora;

Vamonos.

PADRINO 2.0 Ya es tiempo agora De que reñir les dejemos.

SANCHO. Y tambien cuido mirar De lo mas luengo que pueda; Algun mal no me suceda Que yo tenga que curar.

RAMIRO.

Hoy mi enemigo desfago. ORDOÑO.

Hoy desfago mi enemigo. RAMIRO.

Santiago finque conmigo. ORDONO.

Finque conmigo Santiago. RAMIRO.

Espera.

ORDOÑO.

Aguarda.

RAMIRO. ¿Qué es esto.

Ordono?

ondoño.

Ramiro hermano? RAMIRO.

Dóname tus brazos.

ORDOÑO.

Llano Està el mi pecho con esto; Que desta suerte, Ramiro, os vengamos à encontrar, Y en un tan lueño lugar?

BEINA.

¿Qué veo?

ROBERTO.

¿ Qué es lo que miro? En vez de darse la muerte Se dan entrambos los brazos.

En amigables abrazos Truecan el enojo fuerte.

Si se conocen y son De una nacion los dos? ¡Cielo!

REINA.

Que son sin duda recelo Entrambos de una nacion.

Fincando en este lugar, ¿ Ya qué cuidamos facer? RAMIRO.

Ya no puede menos ser, Sinon que hemos lidiar; Porque ambos hemos donado Las nuesas palabras ya, E quien la palabra da, ca à cumplirla obligado; En nusco aquesta vegada Fuera dos reyes han fecho.

ROBERTO.

Alguna traicion sospecho.

BAMIRO.

Ya estamos en la estacada; Face, Ordoño, en esta parte, Que nos mira Francia toda, Y lidia, ORDOÑO.

Pues acomoda Tus armas, navarro fuerte, Y que non somos faz cuenta Hermanos, sinon dos furias, Y non fagamos injurias En nuesa palabra.

RAMIRO. Intenta.

ORDOÑO. Guardate, mi hermano, ya. RAMIRO.

Yo? Guardadvos vos à vos; Que á mi me guardará Dios , Que por ambos juntos va .

PORERTO.

Otra vez se han embestido, Usanza debe de ser De su nacion; yo he de ver A Francia como he querido.

MARSILIO. Ambos se han arrodillado A las fuertes cuchilladas De las valientes espadas.

RAMIRO.

Irgamonos.

ORDOÑO.

De buen grado. ROBERTO.

En pié se han vuelto á poner; Valiente es el enemigo.

BAMIBO.

Non cuidara que conmigo Teson pudieras tener.

ORDOÑO.

Lo mesmo cuidaba yo, Ramiro.

RAMIBO.

Lidiemos pues, Qu'està mirando el francés, Que nuestro furor pasmó; Ordoño, ferido estás.

ORDOÑO. Tú lo estás tambien, Ramiro.

RAMIRO. ¿ Qué habemos de facer ?

ORDOÑO.

Podrémosnos facer mas?

RAMIRO.

Pues uno de ambos importa Que se afinoje rendido.

Non me parece partido Bueno para mi , pues corta, Ramiro, tanto mi espada Como la vuesa.

RAMIRO.

Es ansi: Mas ha de importar aquí Facerlo tu esta vegada Por excusar mas rigor; Porque sé que solicita Mas justicia Margarita, E por tu hermano mayor.

ORDOÑO.

Aqui non hay menorias.

RAMIRO.

Mira que puedo con esto Fincar, Ordoño, en gran puesto Para vuesas fechorias; Y tú no, pues que non puedes Desposarte con Roberto, Cuando mas al descubierto Te quiera facer mercedes; E yo si con Margarita, Si saco de la estacada

Vencedora la mi espada, Qu'es lo que non facilita. ROBERTO.

De su plática me admiro. ORDOÑO.

Magüer non es justa ley. Solamente por verte rey Se puede facer, Ramiro; Y eso de muy mal talante.

BAMIBO.

Pues volvamos á lidiar.

ORDOÑO.

Non sé cômo he de acertar Con tantos homes delante; Farto vergonzadamente He fecho tu voluntad.

(Vuelven á tocar y á pelear, y cae en el suelo Ordoño.)

ROBERTO.

Extraña temeridad De la fortuna inclemente.

BEINA.

Darme el cielo solicita Lo que es mio, hoy, Roberto.

ROBERTO.

Estoy, de coraje, muerto.

voces. (Dentro.)

Victoria por Margarita.

ROBERTO.

Esta es traicion. ¡Al arma! (Vase.)

REINA.

Verá mi acero tu cuello.

RAMIRO.

Tus nobles franceses arma, Y no temas, Margarita.

REINA.

La vida, español, te debo, Y el honor.

BAMIRO.

Con este nuevo Soldado, que vos imita, Y este infanzon que he vencido, Y que por guerra he fincado Conmigo, perdé cuidado De que verédes rendido Al vueso enemigo cedo.

voces, (Dentro.)

Viva Roberto!

RAMIRO. A Paris

Vos recogé.

voces. (Dentra.) A San Dionis.

RAMIRO.

Yo vos ganaré, si puedo, A Francia, teniendo al lado Este vencido que védes; Que despues cosas verêdes Que vos darán grande agrado; Y agora fincad a Dios, Que vamos à pelear.

voces. (Dentro.)

Al arma!

REINA.

Yo voy a dar Orden en Paris.

(Vase.)

RAMIRO-

Los dos

Farémos en tanto estrago En ellos con vuesa gente,

voces. (Dentro.)

San Dionis, al puente, al puente. RAMIRO.

Santiago.

ORDOÑO.
Santiago,
Que ese nos dará ayuda
En este trance y afan.
Franceses, mirad que van
Los fijos de la Barbuda.

# ACTO TERCERO.

Sale SANCHO, vestido de pelegrino, de lo gracioso.

SANCHO.

Otra vegada te veo,
Paris, famosa ciudad,
Magüer con necesidad,
Escarmientos de un deseo,
Que fué el que á España pugnó
De llevarme por fair,
De entre lides non morir,
E mas lid fallé allá yo;
Hui del fuego y di en las brasas ,
Fallando en Navarra agora
De gente de Aragon mora

rallando en Navarra agora

De gente de Aragon mora
Llenas las cristianas casas;
Porque su reye Marsilio,
Por vengar el su denuesto,
En necesidad la ha puesto,
Sin entrarle humano auxilio,
E vuelvo con nuevo afan,
Rodeando el mundo entero,
En figura de romero;
No me conozca Galvan.
Dios te defienda, Navarra,
Porque no hay homes que basten
Ni fuerzas que la contrasten
A esta canalla de Sarra;
En Paris fallar espero
Nuevas de mis amos dos,
Si non fincan ya con Dios
En su reino verdadero;
Mas, segun soy acuitado
De ventura, será cierto
El haber entrambos muerto,
Porque el bien me hará menguado.
La ciudad está de fiestas,

Salen DOS FRANCESES.

FRANCÉS 1.º
En toda mi vida vi
En Paris tan grande fiesta.
FRANCÉS 2.º
Como en Margarita adora,
Da á los pesares de mano.

E por las plazas é calles Homes de aguisados talles

A las dos mil maravillas , Cruzan á pié y á caballo. Por Dios que he de demandallo ; Que tan dispuestas cuadrillas

Apellidan grande fiesta.

Dos homes vienen aqui.

E fembras asaz compuestas

Señores?

Perdona, hermano. (Vanse los franceses.)

SANCHO.

Non pido limosna agora.— Fuéronse sin atender; Priesa de las fiestas tienen. Por esotra parte vienen Otros dos. Salen otros dos franceses.

FRANCÉS 3.º Si se ha de ver, Por acá será mejor.

FRANCÉS 4.º
Es lugar mas conveniente;
Que allí hay junta mucha gente.

Al paso salgo .- ¿ Señor?

FRANCÉS 3.º

Perdoná; que no hay qué daros. (Vanse los franceses.)

SANCHO.

Todos cuidan que les pido Limosna; finco aborrido, ¿Cómo podré encubertaros, Pobreza ó necesidad, En cualquier cosa molesta? Que aun para darme respuesta Me faceis mala amistad.

(Suena ruido dentro, y dicen, sin salir fuera:)

voces. (Dentro.)

Por acá.

Toda Paris

Por esta plaza atraviesa. voces. (Dentro.)

Aprisa.

OTROS.

Por aqui, aprisa.

Ya salen de San Dionis; Nadie non ha de pasar Sin darme cuenta.

voces. (Dentro.)
Andad pues.

Sale un venerable VIEJO, francés, y abrázase Sancho dél.

Por la veracruz, francés, Que me habédes de escuchar, E me he de agarrar de vos Fasta saber lo que quiero.

VIEJO.

CANCHO.

Un romero, Que va pidiendo por Dios, E quiero de vos saber Estas fiestas por qué son; Que otros en esta sazon Non me han querido atender, Porque entré agora en Paris.

Y ¿ de dónde eres?

SANCHO.

De España.

Bien, español, desengaña
Tu atrevimiento en Paris;
Y agora en Francia es razon
Que en todo contento os demos,
Pues los dueños que tenemos
Hijos de esa tierra son;
A cuyo noble ardimiento
Debe nuestra libertad,
Si va á decir la verdad.

SANCHO. ¿De qué guisa? VIEJO.

Estáme atento.
Estando Francia partida
En dos enemigos bandos
Por Margarita y Roberto,
Pretensores del Estado;
Margarita, por ser hija
De aquel valeroso Cárlos
Que le llamaron Capeto,
Como su ascendiente Magno,
Y Roberto...

Ya he sabido
Antes, francés, este caso,
E cómo dos homes buenos,
Españoles y navarros,
Hermanos, sin conocerse,
Salieron á verse al campo,
En que fincó vencedor
El mayor de los hermanos;
Que en ese tiempo á Navarra
Me torné por los trabajos
De tantas lides civiles,
Que no me daban agrado,
Por muchos inconvenientes.

VIETO.

Esos, la parte ayudando De Margarita, siguieron A Roberto en trances tantos. Con el valor mas notable
Que españoles han mostrado,
Que en breves dias las plantas
De Margarita besaron
Los rebeldes enemigos
Con la muerte del tirano, Agradecida la Reina A tantas hazañas, mano Dió de su esposa á Ramiro, El mayor de los hermanos, Y hoy en San Dionis se casan Con el mayor aparato Que ha visto jamás Paris Con otros reyes pasados; Porque Francia adora en ellos, Viendo que han sido sus brazos Su libertad y remedio En el peligro mas árduo. No hay señor ni grande en Francia Que con excesivos gastos No muestren lo que les deben En libreas y en criados; Está cifrado en la iglesia De San Dionis todo cuanto Hay de hermoso y noble en Francia, Del Rin á sus Alpes altos; Y es el comun regocijo De suerte, que de Palacio A San Dionis, todo es : «¡Vivan Nuestros reyes muchos años!» Ya la música parece Que da señal que acabaron La misa y las ceremonias, Y salen del templo santo.

Tocan chirimias y salen caballeros franceses de acompañamiento, y Ra-MIRO y ORDOÑO, á lo francés, LA REINA DOÑA MARGARITA en medio, y diga, al salir, Ordoño:

ORDONO.

Las carrozas.

CABALLERO 1.º Plaza.

RAMIRO.

Llegó à su punto el deseo , Como imposible lo creo, Aunque con el bien está. Tal es. Margarita bella, Vuestra divina hermosura, Que no creo mi ventura, Estando gozando della.

Qué Durandarte francés En lengua y ternura estáis!

De adonde vos sois me dais Naturaleza, pues es Proverbio muy recibido, De que siempre suele ser La tierra de la mujer La patria de su marido; Y ya que no es natural Vuestra hermosura del suelo, Pues sois cielo y sois del cielo, Mi patria es mas principal.

SANCHO.

Sueño, ; qué es esto que miro!; En qué grandeza que va!
Arrepiso finco ya
De haber dejado á Ramiro;
Llegar á fablalles quiero,
Magüer que no me podrán
Conocer, como á Galvan,
En figura de romero.

ORDOÑO.

Ya la carroza real Aguarda,

(Llega Sancho de rodillas.)

Prez del francés, Donáme los vuesos piés. RAMIRO.

¿Eres español?

SANCHO.

Non conoceis á Sanchuelo, Vueso paje? RANIRO

¿Sancho, fijo? SANCHO.

Non me dais un abracijo? RAMIRO.

Irguete, Sancho, del suelo. SANCHO.

La fabla mudado habédes Con el oficio del rey, Como de guardas é grey; Tan encumbrado vos védes. Ya no me faréis favores A guisa de los primeros, Ya con solos caballeros Fablaréis vuesos favores.

Tambien os faré mercedes. Maguer que vuesa tornada, Sancho, non merece nada; Pero ¿ cómo vos volvédes?

Finca Pamplona cercada Del moro de Zaragoza, E por Navarra destroza Cuanto topa con la espada.

RAMIRO. ¡ Valgame nueso Señor! ORDOÑO. ; Valgame la Trenidad! namino.

Fablades, Sancho, verdad?

Con farta cuita y dolor.

Sale LA BARBUDA por enfrente del tablado, á caballo, con una lanza en

BARBUDA. Ah, fijos de la Barbuda Los que, armados caballeros. En el altar de Santiago Habeis homenaje fecho, Jurando, como vasallos E como fidalgos buenos, De defensar vuesa ley, Vueso reye é vuesos deudos, Vuesa patria, vuesa sangre, Vecinos é forasteros; Los que decides que sois De nobles y leales pechos, E de la casa de Lara, E Guevara por lo menos: Los que habeis ganado á Francia Por la voluntad del cielo, E gozando su corona, Además fincais soberbios; Doña Blanca de Guevara Fija del conde don Pedro De Oñate, é la vuesa madre Los vuesos descuidos viendo, Con la licencia debida, A Margarita y aquellos Que vos van acompañando Vos viene à facer un rieto; Riétovos, como traidores E cobardes caballeros, El pan, la carne y el vino, E todos cuatro elementos, La tierra que vos sustenta, Si vos calentare el fuego, El agua que os da bebida, El aire que vos da aliento, Las armas é los vestidos, Festines, justas, torneos, Vuesos cuerpos, vuesas almas, Los sentidos todos vuesos, Vuesas obras y palabras, Vuesas obras y palabras, Vuesos mismos pensamientos, El sol que os da luz, é fasta Las sombras de vuesos cuerpos; Y además de estar rietados, Finqueis mal dichos si dentro De tres horas non salides Del homenaje soberbio De Paris, para ayudar Con vuesos brazos y aceros Al vueso rey don Garcia, Y otro que tal despues desto A la vuesa infanta Urraca; Que el rey de Aragon, Marsilio, Con veinte mil moros cerca A Pamplona, desfaciendo Con sus morismas escuadras Las demás villas é pueblos; Que las gentes que han podido, A Vizcaya se fuyeron. A esto fincades tenudos Sali en su defendimiento. Llevad escuadras de Francia. Pasad apriesa los puertos, Sepa el moro de Aragon Que tiene gente el Rey vueso Para echarle de Navarra, Con Mahoma, à los infiernos; Olvidad sus malandanzas; Porque en tal sazon no es tiempo Que se miembren los fidalgos De tuertos que el Rey ha fecho; Además que non empecen En los vasallos los tuertos; Que la lealtad se ha de ver

En los mayores denuestos; Que yo de la mesma guisa Pudiera facer lo mesmo. E acudo cual fijadalgo A la obligación que tengo. ¿ Qué facedes? qué cuidades? Enlazad las armas cedo; Que a esto solo de Navarra Fasta la gran Paris vengo.

RAMIRO. Aguardá, madre v señora. ORDOÑO.

Señora, aguardá.

Non puedo. RAMIRO.

Fincate en Paris agora, Fasta que nos aliñemos.

BARBUDA.

Non puedo dentro en sus muros Fincar, porque es juramento Fecho al apóstol Santiago; Fuera de Paris espero. Tres horas os doy de plazo, E si non salis tan presto, Con el rieto que vos fago, Seais maldichos del cielo.

(Revuelve el caballo y vase.)

RAMIBO.

Ordoño, al arma, partamos A Navarra.

ORDOÑO. Ya en el pecho El corazon me da saltos Por verme, Ramiro, en ella; Tenudos somos à dalle, Por el nueso juramento E por fidalgos, ayuda Al nueso rey; non tardemos, Non nos empezca, pasando El prazo que nos da el rieto, La maldicion de mi madre.

Ea , franceses , aquellos Que habeis sido en mis conquistas Tan valientes caballeros , Vamos à Navarra todos , Todos à mi rey libremos. Restaure Francia Navarra, Como restauro su reino: Volved las galas de bodas En arneses y en aceros. Franceses , à España , à España.

FRANCÉS 2.º

Tras de vosotros irémos A ganar la casa santa.

REINA.

Yo tambien digo lo mesmo; Vamos donde vos aguarda, Mostrando su noble pecho, Doña Blanca, mi señora.

SANCHO. Vamos, y finquen los perros. (Vanse.)

Salen MARSILIO, rey moro, Y CELI-DORO.

Pues tanto han aguardado, Celidoro, En cumplir mi promesa, determino Rendir al corvo alfanje y brazo mero Desta ciudad el muro cristalino; Las lunas blancas , las aristas de oro En honor del imperio sarracino , Abrasarán, poniendo mis fortunas,

En vez de las aristas, medias lunas. Hoy à mis plantas rendiré à Pamplona, Y gozaré por fuerza de su infanta, No como compañera en mi corona, One con Navarra agora se levanta; Que, puesto que merezca su persona En la insigne Aragon grandeza tanta, Será mi amiga infame á su despecho, Por vengar el agravio que me ha hecho. —Ordena los infantes y caballos , Que hoy el último asalto darles quiero; Y para mas à mi furor llevallos, [tero, Dese un pregon en todo el campo en-De que à fuego y à sangre los vasallos De mi enemigo rey pasar espero, Y que doy saco abierto y libres manos A todos mis valientes africanos. Perezcan todos, sarracinos fuertes, Teatro sea aquesta vez Pamplona
De dos contrarias y enemigas suertes,
La de Navarra y la de mi corona;
Todo será tragedia, sangre y muertes;
Que hoy à ninguno mi furor perdona;
Y entre la mortandad de tanta gente,
Reverencien à Urraca solamente.
Y cuando de la furia ó del provecho
Fuereis llevados de su vista acaso,
Mirad que vive dentro de mi pecho,
Y en sus soles bellisimos me abraso;
Ese sagrado solo amor ha hecho
Contra la pena del rigor que pago; Teatro sea aquesta vez Pamplona Contra la pena del rigor que pago : Urraca es mi Mahoma, y es su casa Y su mezquita el alma que me abrasa.

#### CELIDORO.

A cumplir tu mandado voy, Marsilio, Ejecuta tu gusto, y lo que goza [xilio; Pamploua, sin que tenga humano au-Lleva á que mire al Ebro en Zaragoza. La fama apreste otro español Virgilio, Pues hoy tu gente toda la destroza, Y así en Pamplona como en Troya es

Segunda historia, que sin muerte viva.

(Vase Celidoro, y queda el rey Marsilio solo.)

#### MARSILIO.

Hola muralla fuerte de Pamplona, Que parte á vos, Marsilio, enamorado, Para ceñir su sien de la corona, Que tiene vuestro muro coronado ; Ya vuestra muerte y su rigor pregona, Ved que à vuestras almenas parte ai-[rado;

Que solo con el fuego de sus ojos, Cenizas han de ser vuestros despojos.

## Sale UN MORO.

Agora llegan dos embajadores De tu contrario don Garcia, y piden Que licencia les dén para hablarte.

#### MARSILIO.

Ya vienen à mal tiempo; si pretenden Que mi furor se vuelva atrás, decildes Que se vuelvan al punto.

Yo imagino Que procuran rendirte la ciudad.

MARSILIO. Decildes que entren à mi real presen-Que quiero ver lo que me quieren. (Vase el Moro, y prosigue Marsilio : ) Sin duda que ha temido don Garcia El castigo cruel que se le acerca,

Salen EL INFANTE DON OLFOS Y JIMEN, por embajadores, y monos, con ellos.

INFANTE.

Donad los vuesos piés à estos fidalgos. MARSILIO.

Decid á qué venis, arrodillados, Que á todos los navarros desta suerte He jurado escuchar, por el desprecio De vueso rey.

Non somos los navarlos Fidalgos homes que eso consentimos; Además, Olfos y Jimen erguidos Vos hemos de fablar, non de otra MABSILIO. [Suerte. Non somos los navarros

Decid vuesa embajada de ese modo.

JIMEN.

Asiento no nos dan, como es costum-A los embajadores? [bre

MARSILIO.

No lo uso. Y por eso os escucho en pié, navarros; No me repliqueis mas.

INFANTE.

Dice Garcia, Nueso señor y rey, que por no verse En tan misero estado con los suyos, Que te dará, Marsilio, lo que pides, Si le aguardas dos dias solamente: Porque aguarda respuesta de Castilla, Con quien ha consultado este negocio.

MARSILIO. [tende Ya os entiendo, navarros, que pre-Con eso entretenerme don García, Para que en ese tiempo de Castilla Y de Leon pueda tener socorro. — Prendeldos por aquesto, y juntamente Por este desacato à mi persona; Que no pienso à García respondelle.

Eso es contra los fueros y las leyes De nobres mandaderos.

Non se face

Esto como es razon.

MARSILIO.

Prendeldos, digo.

INFANTE.

Non faceis como rev.

Llevaldos presos,

(Llévanlos presos los moros.)

Y de sus embajadas la respuesta Sea poner al muro las escalas, Sacando los aceros excelentes Al arma, moros de Aragon valientes. (Vase.)

#### Salen CELIDORO Y UN TAMBOR.

Echese el bando al rededor del muro, Porque su muerte sepan los navarros; Que aquesto es intimalles la sentencia,

Marsilio, rey de Zaragoza y cuanto El Ebro baña y ven los altos montes De Jaca, de su seta escudo, y rayo Del cielo y de Mahoma, descendiente De la casa de Fez y de Marruecos, Hace saber á todos sus soldados Cómo hoy asalta el muro de Pampiona, Pasando á sangre y fuego á cuantos vi-

Dentro dél con el nombre de navarros, Y dando libre saco en sus haciendas. Mándase apregonar, porque á noticia De todos venga. (*Toca la caja*.) De todos venga.

CELIDORO.

Ya de mi hado creo Que derribar sus almenas veo.

(Vanse.)

Asómase á la muralla EL REY DON GARCÍA Y URRACA SANCHEZ.

REY.

Escuchastes el pregon, Urraca?

URBACA.

Ya le escuché. REY.

Hoy se ha de mostrar la fe De los que navarros son ; Maguer que dentro en Pamplona Ya tan pocos han fincado. Que tan solo está guardado El muro de mi persona.

URBACA.

E ¿de mí cuenta non faces Mas que de mis adalides? Mejor soy para las lides, Rey, que non para las paces. Verédesme, rey Garcia, Esta vegada en la lid, Como nueso abuelo el Cid, Por vuesa vida y la mia.

REY.

De vueso pecho y valor, Urraca, tengo cuidado; Que sois un vivo traslado Del Cide, nueso señor. Ya conozco vueso pecho, Que me guarde Dios, amén; Mas don Olfos y Jimen, Decidme ¿qué se habrán hecho, Que non parecen? El pregon Ha llegado á su mesnada, Urraca, con mi embajada, Si non lincan en prision, Por no hacerme mas denuesto.

URRACA Dios descubra la verdad.

Ya se llega á la ciudad La morisma , y mudan puesto Para facer el asalto , Que tanto el moro desea. Dios con musco, Urraca, sea.

URRACA.

Non vos done sobresalto: Que por el Dios en que adoro, Que desde aqueste lugar Tengo de despachurrar A todo este campo moro.

(Tocan las cajas.)

Salen Los monos que pudieren con escalas, y MARSILIO y CELIDORO.

MARSILIO.

Ea, al asalto, soldados; Estas escalas ligad Al muro, y en el mostrad Cómo sois rayos airados. ¡Al arma pues!

Solamente Marsilio està sin mas grey; En él, Urraca, y su rey En contra de nuesa gente, Cuido que basta asaz Con toda la moreria.

(Habla Marsilio con el rey don García.)

MARSILIO.

Veràs hoy el fin , Garcia , De tu furia pertinaz; Aunque pienso que ponerme En ocasion semejante Esa belleza delante, Es porque no acierte á verme. Hoy gozaré su hermosura, A pesar de su rigor Dando esta vez el valor Las veces á la locura. A tus dos embajadores Tengo presos y cautivos, Y agradeced que están vivos; Mas morirán, no lo ignores; Que no quiero mas contigo Concierto, treguas ni paces.

Como rey bárbaro faces.

MARSILIO.

Ves cercano tu castigo; Pero si quieres buir Hoy de mi furia inhumana, Abrázate con tu hermana, Y dejarás de morir.

Sube, verás cómo bajas, En subiendo á duras penas, Al foso de las almenas, Can ladrador, fecho rajas.

UBBACA.

Sube, bárbaro, ¿qué esperas? Con tu gente sarracina.

Solo tú , Urraca divina , Hoy resistirme pudieras, Y ansí, si en aqueste estado Me la quieres dar, García, Volveré la furia mia Atrás, rio arrebatado, Cuyo curso es imposible Detener en su furor; Que solamente el amor Lo pudiera hacer posible.

Cuando la mi voluntad De dártela, moro, fuera, Mucho antes te la diera De aquesta necesidad ; E si te mandé decir Que te cuidaba aguardar De aquí en dos dias , fué dar Espacio para venir De Castilla algun socorro; Porque al fin cualquier ardid Es permetido en la lid; Mas à esta sazon me corro Que cuides que he de facer, Por verme ansi, de pavor Ofensa, el moro, à mi honor; Que la vida he de perder, Que semejante rencilla Pone en mis blasones hoy; E cuida, moro, que soy Nieto del Cid de Castilla, Que muerto vos santiguaba, E que soy navarro excedo.

MARSILIO.

Ya escucharos mas no puedo. A qué mi furia aguardaba, Sabiendo vuestra locura ?— Tocad al arma y subid, Pese à la sangre del Cid; Que he de gozar su hermosura.

(Tocan las cojas y arriman las escalas, y suena dentro grita y voces de guer-ra, desnudando las espadas, y empiezan à subir los moros.)

MARSILIO.

Al arma, soldados.

Dios No desampara jamás.

Sube, can, y fallarás A todo el mundo en los dos.

Salen RAMIRO, ORDOÑO Y LA BAR-BUDA, con el ejército de Francia, y dan tras de los moros á cuchilladas.

¡Santiago, Francia, España!

ORDOÑO.

¡Francia, Francia! España cierra.

BARBUDA.

Santiago, guerra, guerra!

CELIDORO.

Señor, vuelve á la campaña; Porque con Francia y su ayuda Cubren los rayos del dia , En favor de don Garcia, Los fijos de la Barbuda. Conozcan tu brazo fuerte Y tu fortuna bizarra.

MARSILIO.

Acabará con Navarra Francia otra vez desa suerte.

BARBUDA.

Ea, fijos, faced un lago De su sangre en la campaña.

RAMIRO.

Santiago, Francia, España!

ORDOÑO.

Francia, España, Santiago!

(Arremeten unos contra otros, dándose de cuchilladas, y tocan las cajas, y los españoles y franceses retiran adentro los moros.)

Santiago van diciendo Los fijos de la Barbuda, Los que ganaron à Francia Y la tuvieron por suya; Aquellos dos, que parecen Con aquellas blancas plumas Sobre franceses sombreros, Que en Navarra no se usan. Qué bravamente que fieren à los moros desmenuzan! Sus espadas son dos rayos Que al sol le ciegan desnudas. Qué bien la su madre, Blanca, Los anima y los afucia!
Oh, qué bien lidia con ellos Entre la morisma chusma! Yo vos dono la palabra, García, que vuesa cuita Tenga remedio con esto.

Del cielo vino esta ayuda; Vamos, Urraca, à esperallos; Que ya parece que anuncian La victoria que deseo.

URBACA.

Venzan amor, como cuidan, La Trinidad los ampare, E à los contrarios destruya Que hoy restauran la Navarra Los fijos de la Barbuda.

(Vanse.)

Salen MARSILIO, como espantado, y Moros, con las espadas desnudas.

MARSILIO.

¡Oh Mahoma! ¿qu'es aquesto?— Celidoro, aguarda, escucha; No has mirado por el aire, Con una espada desnuda, En un caballo, á un cristiano, Que con las armas alumbra Mas que el sol, y sobre el pecho Otra espada roja cruza?

Ya le he visto en su hipogrifo Hacer en tu campo injuria, Atropellando con él Cabezas que en sangre surcan.

MARSILIO.

No le ves venir ahora, Esgrimiendo como pluma La espada? Huyamos, que viene, Y da espanto su figura.

Salen monos, retirándose de LA BAR-BUDA, y hay batalla fuera, y con ella sus dos hijos ORDOÑO y RAMI-RO, y aparece arriba, en un caballo, SANTIAGO, con una espada desnuda.

BARBUDA. Santiago, Santiago!

SANTIAGO.

Navarros, ese os avuda. No temais, con esta espada, A la contraria fortuna.

MARSILIO

Detente, cristiano Alà, Que tus armas nos deslumbran.

RAMIRO.

; Santiago, Santiago!

SANTIAGO.

Navarros, ese os ayuda. (Métenlos à cuchilladas, y siguenlos.)

Salen EL REY DON GARCÍA Y UR-RACA, y diga RAMIRO dentro:

BAMIRO. Victoria, Francia, victoria;

Victoria, Navarra! REY.

Suban

Las gracias desta merced Al cielo; que debe muchas Navarra.

A los que le llaman Non desfavorece nunca El que en somo de once cielos Del menor gusano cuida.

Abranse todas las puertas De Pamplona, pues seguras Fincan con tan gran victoria; Cántese nuestra ventura.

Sale UN FIDALGO.

FIDALGO.

Con la virtud y despojos, È con toda Francia junta, Entran por Pamplona ya Los fijos de la Barbuda. Y ella , como es adalid Desta impresa y de otras muchas, Guia el triunfo.

Urraca, vamos A verla; que es cosa justa Honrar la su fidalguía.

FIDALGO.

Ya tu salida se excusa; Que las ordinarias cajas Su buena venida anuncian.

Salen RAMIRO, ORDONO y LA BAR-BUDA, y Los bemás que salieron de socorro, con EL REY MARSILIO, pre-80, Y CELIDORO.

BARBUDA. Donadnos la vuesa mano.

REY. Erguidvos, sol, prez é luna De la casa de Guevara, Que hoy de mas con vos se ilustra, E vos, Ordoño é Ramiro, Dadme los brazos; que en fucia De vuesos brazos non finca Navarra en mala ventura.

RAMIBO. Santiago vos ha dado La victoria,

E vuesa industria. OBDOÑO.

Para serviros, buen Rey, Non hemos de menguar nunca.

A vos, la señora Urraca, Facemos nueva mesura.

Dios vos guarde, los fidalgos, Que amparastes nuestras cuitas.

ORDOÑO.

Ya vos lo debemos esto.

URBACA.

E además, Ordoño, mucha Voluntad que yo vos tengo.

Dévos Dios buena ventura.

RAMIRO.

Ya son Olfos y Jimen Libres, Rey de las obscuras Prisiones, con otros muchos Que allá estaban.

Non hay duda, Sino que sois los fidalgos De mas prez.

Pero ; á mi ayuda No me endonádes las gracias , El Rey?

BAMIRO.

Es home de burlas, Es el nueso paje Sancho.

El vueso dicho me atufa: Por la santa veracruz, Que he lidiado un hora justa, Como el Cid sobre Babieca, Contra los moros de Fúcar.

Blanca, por vuestro valor E la vuesa hermosura, Habédes de ser mi esposa, E reina en Navarra, é suya De Ordoño de Lara, Urraça, Pues Ramiro su ventura Halló en Francia.

BARBUDA.

En nueso reino

Vivádes edades muchas; Al vueso mandado estoy. De la vuesa casa ilustran Nuevas reinas de Navarra,

ORDOÑO.

E yo vos fago mesura Por el bien que me facédes.

URBACA.

Y todo mi pavor fuya, Pues alcancé mi deseo.

SANCHO.

Porque non finque en ayunas, Veladme á mí con Marsilio, Que aquí finca como Júdas.

RAMIRO.

Por estrenas destas bodas Me le donad, con la junta De los moros principales.

REY,

Prendas son, Ramiro, tuyas; Faz dellos á tu buen grado.

Libertad les doy segura, Con que torne à Zaragoza; Haciendo homenaje y jura Feudataria à tu corona.

MARSILIO.

Son aquí las párias justas ; Yo las juro y las prometo.

RAMIRO.

Yo á gozar de mi fortuna Volveré à Francia.

SANCHO. E yo ¿ cómo Fincaré en tal desventura? ¿ lré contigo?

Conmigo

Irás; presto te atribulas; A Francia quiero llevarte.

SANCHO.

Como en ancas no me subas De un troton como el pasado, Vamos à ver sus monsiuras.

REY.

Ansí á Navarra y á Francia, De la esclavitud mas dura Que han tenido, libertaron Los fijos de la Barbuda.

# COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# EL OLLERO DE OCAÑA,

DE LUIS VELEZ DE GUEVARA,

### PERSONAS.

DON SANCHO ANZÚRES. MENDO. PAYO DE LARA. BLANCA. ELVIRA. MARTIN. DON NUÑO. EL REY. FORTUN. UN ALCAIDE. UN CRIADO. ACOMPAÑAMIENTO.

# JORNADA PRIMERA.

Sale DON SANCHO ANZÚRES Y MENDO.

MENDO.

Hoy has de perder el seso. DON SANCHO.

Pues si me vengo à casar A mi gusto, ano he de dar, Mendo, en tan feliz suceso, Muestras del mayor exceso Que ha visto ingenio perdido? Que solo haber conocido Que mi venturosa suerte Se ha de acabar con la muerte, Pudo cobrarme el sentido. Si doña Blanca de Lara Es mujer tan principal, Que en sangre noble es igual A la mas ilustre y clara; Si naturaleza avara En viéndola enmudeció, ¿Por qué no he de pensar yo Que viva la ha de guardar, Para volver à imitar Lo mismo que ella le dió?

Ya sale, y Payo de Lara, Tu suegro, con sus amigos Y deudos.

A ser testigos
De un bien que el sol envidiara.
, Ay Mendo l'advierte, repara
En su divino poder,
Pues yo he llegado à temer,
Por ser el mas alto empleo
Que alcanza humano deseo,

Dudas de que pueda ser. MENDO. Elvira, su hermana, viene, Dama bizarra y hermosa. ¿ Qué flor, en viendo à la rosa, Gala ni hermosura tiene? Luz y resplandor contiene El sol, y con su favor Luce la estrella menor, Pero en distancia tan bella, Una es sol y otra es estrella, Y entrambas dan resplandor.

Salen PAYO DE LARA, BLANCA Y ELVIRA, y ACOMPAÑAMIENTO.

BLANCA.

Muerta, Elvira, me has de ver En llegando à dar la mano.

No te cases.

Es en vano,
Porque debo obedecer
A quien no puedo perder
El respeto y la obediencia.
¡Oh fiera y mortal sentencia!

PAYO.

Sancho Ánzúres, este dia
Libró el cielo mi alegría,
Dando mis años licencia,
Porque con disfraz hurtado
De la alegre juventud,
Renace en mi la virtud
Del mozo mas aleutado;
Pero, si miro un traslado
En vos, del alma que os doy,
Y como en espejo estoy,
Viendo en Blanca mi alegría,
Mis años son deste dia,
Sancho, pues comienzan hoy.

DON SANCHO.
Señora, si el ofreceros
El alma darme pudiera
Mas calidad, presumiera
Que llegaba a mereceros;
Porque son tan verdaderos
Los afectos de mi amor,

Que, à ser gentil, sin temor Pensara, en fuego deshecho, Que estaba infusa en mi pecho La inteligencia mayor.

Con vuestro ingenio sutil
Me quereis mostrar, Señor,
Que teneis en vuestro amor
Mas de galan que gentil;
No pinta el templado abril
Mas bien su hermoso dosel
Que vos vuestro afecto fiel,
Y con tal gusto, que siento
Que os tomais todo el contento.
Para dejarme sin él.

¿Qué bien que le da á entender Su poco gusto mi hermana! Pero su esperanza es vana, Y mi desdicha ha de ser. En amar y aborrecer Vive trocada la suerte; Que en mis ojos Sancho advierte Una aficion conocida, Y viene à ofrecer la vida A quien le diera la muerte.

Don Sancho, las condiciones De nuestro contrato son.

Ya yo sé mi obligacion, Fundada en justas razones; Aunque hay varias opiniones En Castilla, mas yo siento Que me toque el juramento Que hizo mi padre al Rey.

Si; que es derecho y es ley Cumplirle su testamento.

DON SANCHO.
Ya sé que el difunto Sancho
Dejó al principe heredero
Tan niño, que fué forzoso
Darle tutor en el reino;

LUIS VELEZ DE GUEVARA.

Dejo los pesados lances Del rey de Leon soberbio, Que pretendió la tutela, Por hermano del rey muerto; En cuya bárbara guerra Los castellanos hicieron Que el fiero leonés comprase Con sangre sus escarmientos; Pero mientras se templa Su furor, aquel mancebo Bizarro, aquel que á la fama Da mas blason en sus templos, Aquel don Nuño Almegir, Que del ambicioso fuego Leonés sacó al niño Alfonso, Y con su manto cubierto, En un español Pegaso Lo llevó á su patrio suelo, Cobrando Avila aquel dia Blasones que envidia el tiempo; Aunque abora (falsas nuevas Serán sin duda) entre hierros Moriscos rindió la vida, Que esta fama hay en Toledo Despues que tuvo esperanzas De Leon y fué creciendo El niño rey, los oidos Que escuchaban lisonjeros Admitieron mas licencia, Que en el paternal decreto Concedió Sancho á sus años, Pues en el último acuerdo Mandó que hasta que tuvíese Quince años, de su reino
No tomase posesion,
Y que los alcaides puestos
Por el difunto don Sancho No le entregasen los pueblos , Haciendo á fuer de Castilla Haciendo a fuer de Castilla Pleitesia y juramento. A vos y don Pedro Anzúres , Mi padre , dejó á Toledo En tenencia el Rey ; murió Mí padre , y yo, que le heredo La futura sucesion . Por la obligacion que tengo, Hago aqui el mismo homenaje, Como español caballero: Que hasta que el rey Alfonso Pues es castellano fuero Tenga quince años y un dia, De no admitir en Toledo Ni su persona real Ni provision ni decreto Suyo, respondiendo siempre Con humilde acatamiento Y protesto los agravios, Y que de la fuerza apelo Para él mismo, y de morir Por cumplir el testamento De su padre; pero en cuanto De su padre; pero en cuanto Al vasallaje que debo, Como à mi rey natural, Juro tambien y prometo De servirle en paz y en guerra Con mis amigos y deudos, Con armas y con caballos, Con provision y dineros Contra el bárbaro Almanzor, Rey de Córdoba, poniendo Sobre el coronado alcázar y en las torres de Toledo Los católicos pendones Los católicos pendones De Alfonso, porque los tiempos Digan que ofrezco la vida A quien las puertas le cierro.

Dadme, den Sancho, los brazos; Que en vuestro favor sustento Para Alfonso contra Alfonso Este pedazo de cielo.

Esta ceremonia sola Faltaba para ofreceros La dichosa posesion De Blanca, y quieran los cielos Que goce el gusto Castilla Que yo á mis años les niego.— Dáos las manos.

BLANGA. (Ap.) ¡Ay don Nuño! Cuando el mundo está diciendo A voces hazañas tuyas Dejas el mejor empleo De tu alma en mano ajena? Si no es que las nuevas fueron Ciertas de que en Calatrava Rendiste el valiente pecho A los cordobeses moros.

DON SANCHO. ¿Podrá la fortuna, el tiempo Ni la envidia , cuando sean Contrarios de mis deseos, Quitarme este bien?

MENDO.

Senor,

Aun no es tuyo.

DON SANCHO. Calla, Mendo; Que en posesion tan vecina, Dudo que se ponga en medio Ni aun la muerte.

MARTIN. (Dentro, haciendo ruido.) Yo he de entrar.

Mirad quién es.

MENDO. Un correo. PAYO.

Pues no le negueis la entrada.

Sale MARTIN, con alforjas y botas, como correo.

Mejórense de porteros. O vive Dios, que las cartas Se las dé al primer flamenco Que pasare por la calle.

PAYO.

No veis que es orden que tengo Dada en casa?

Pues si es órden, Guardenia para un convento; En la puerta de Visagra Mas de treinta ballesteros Me tentaron, y aun querian Espulgarme los gregüescos, ¿ Y aun aquí no estoy seguro? ¿ Traigo algun moro encubierto Para ganar la ciudad? Pues ¿ qué me están deteniendo Ballesteros ni criados?

Para otra vez, os prometo Que no os detengan.

MARTIN.

Sabré lo que hay en Toledo, Y ataré siempre las cartas A la cola de un vencejo, Y él vendrá à pedir el porte; Mira á quién dice este pliego.

PAYO. « A don Sancho Anzures, » dice .-Tomad.

MARTIN. Traigo comision Para dársela yo mesmo ; Porque tambien los correos Somos personas de órden.

DON SANCHO.

Mostrad pues.

MARTIN. Sosiegue el pecho ; ¿Vuesarcé es don Sancho Anzúres?

DON SANCHO.

Si, yo soy.

MARTIN. Mirese en ello.

DON SANCHO.

Siendo yo, ¿qué bay que mirar?

MARTIN.

Déme un fiador.

DON SANCHO. Majadero,

Si la carta es para mi, ¿ Qué me pedis ?

Yo me entiendo; El fiador de las albricias Le pido.

DON SANCHO. Yo las prometo; ¿De dónde viene esta carta?

MARTIN.

Tambien vuesarced es de esos? Civilidad ; pues ¿la fecha No lo dirá? El majadero Que, dando el reloj, pregunta Las cuántas son, es lo mesmo.

DON SANCHO.

En el dia mas dichoso Que vió en su discurso el tiempo. Que alentó glorias humanas, Que vió premiados deseos. Qué me puede suceder, Que no sean dichas? Correo Que viene pidiendo albricias, Claro está que algun suceso Dichoso me está aguardando ; Que , aunque à las glorias que espero En la posesion de Blanca No puede llegar contento Que las iguale, serán Adorno ilustre á lo menos. Oh carta! Feliz presagio De mi bien, tus letras beso, Embebido en mi alegria.

BLANCA. (Ap.)
No ofrece minuto el tiempo Que no sea un parto engañoso De la esperanza que engendro; Mas es aborto infeliz. Pues ante mis ojos veo La tirana posesion Del que me ofrecen por dueño.

DON SANCHO. Tan ciegos están mis ojos, Tan rudo mi entendimiento, Que en estas letras que junto No incurren algun veneno? Si no es que el mismo placer, Con galan advertimiento, Se me ha disfrazado ahora Para que lo compre à precio De tan mortales avisos.

(Lee.) « Don Sancho, advertid que la »mujer que pretendeis para casaros » se ha visto en otros brazos, y debe »la posesion que esperais, á otro »dueño.»

PAVO. Blanca, don Sancho ha perdido

Otra vez las letras leo.

#### EL OLLERO DE OCAÑA.

El color, baciendo extremos De turbacion y de enojo.

BLANCA. (Ap.) Seran tristes sentimientos De la muerte que me aguarda, (Mira don Sancho à Martin.)

MARTIN.

Qué cortesano y discreto Es don Sancho! Apostaré Que me mira con intento De ver si me viene bien (Que es el gusto gran ropero) Alguno de sus vestidos.

DON SANCHO.

Mi muerte voy prosiguiendo. (Lee.) « V si estos avisos no sirven ade desengaño, y ciego en vuestro amor, proseguis en vuestros deseos, adando la mano a doña Blanca, no falstará en Castilla quien manche su tá-»lamo con sangre vuestra.» Hombre, ¿ quién te dió esta carta?

MARTIN,

Las albricias se me han vuelto Patas arriba.

> PAVO. Don Sancho,

¿Qué teneis?

DON SANCHO. Siento en el pecho Un monte vertiendo llamas .-Cierra esa puerta.

MARTIN.

Tenéos, Obedientes cerradores, Por Dios; que estos instrumentos Ya no tocan à vestir, Sino à desundar.

Qué inquieto Està tu esposo! ¿Qué tiene?

PAYO.

Hijo, de tan nuevo exceso Dadme cuenta, si es posible,

DON SANCHO.

Razon os dará mas presto Esta carta.

MENDO. Ya he cerrado

Las puertas. MARTIN.

Que viene pidiendo albricias Cierran la puerta ? Esto es hecho; Yo apuesto, y pierdo, doblado Que son albricias de perro.

PAYO.

Vålgame Dios! En mi honor, Que tan à costa sustento Con mi sangre, ¿ hay mancha ahora, Siendo de Castilla espejo? Poco durara mi vida

DON SANCHO.

Hombre,

MARTIN.

Y muy hombre. DONSANCHO.

Si Inego No me dices la verdad, Morirás en el tormento Mayor que inventó la ira. MARTIN.

Pues digo, juro y prometo, Por el siglo de los siglos , De todos los que asistieron Al Diluvio, de decir

DD. C. DE L.-II.

La verdad, como la siento Yo en el corazon sencillo.

DON SANCHO.

Dimela pues.

MARTIN.

«Padre muestro, Que estás en los cielos.» Esta, Aunque esté de enojo ciego. No dirá que no es verdad; Esta sé y esta confieso.

DON SANCHO. Otra es la que te pregunto

MARTIN.

Si es mas desta, será el Credo. En malos infiernos arda El español ò tudesco Que invento cartas misivas.

PAYO.

Sancho, escuchadme primero Que se haga mayor examen.

MARTIN.

¿Por una carta este aprieto? ¿Que escriba mil pesadambres Un hombre desde Toledo Al Cairo, y el portador, Hijo de puta, muy bueco, Lleve cuatrocientos palos En seis renglones y medio?

DON SANCHO.

Mi discurso no está abora Para volar pensamientos Sobre disculpas tan vanas : Lo que toco y lo que advierto, Es lo que à voces me pide Por ser quien soy, el remedio; Sosiégate, no te turbes.

MARTIN.

Yo fuera el dichoso.

DON SANCHO.

El yerro No le has cometido tú: Libertad tiene un correo De entrar à dar unas cartas En propio y ajeno reino, ¿Quién te dió el pliego?

Mi amo,

Diego Bellido, el ollero De Toledo.

DON SANGHO. ¿ Qué me dices ? Mayor daño es el que temo; No es aquel de quien España Refiere barbaros hechos, Con voz de atroces delitos?

El mismo.

DON SANCHO. En Ocaña? Y está ya quieto

MARTIN.

Está ya un santo: El juéves le desmintieron, Y no respondió palabra. Lo que mas hizo, en cogiendo Solos los desmentidores, Fué matar al uno dellos Y subirse al campanario.

DON SANCHO. Y ; sabes quien es el muerto?

MARTIN.

Si, Señor: Martin Anzures.

DON SANCHO. Mi primo es, viven los cielos .-Señor, el entrarme importa

Hoy en Ocaña .- Deseos . No os malogre la tardanza.

PAYO.

Pues ; no temeis vuestro riesgo, Cayendo en manos del Rey?

DON SANCHO.

Y no importa el honor vuestro Mas que mi vida , Señor? Yo he de salir de Toledo A matar este villano, Que, desatando venenos De la lengua y de la pluma, Es un basilisco fiero Contra las honras y vidas ; No antepongais à mi pecho Templadas prudencias vuestras. Porque he de salir si encuentro En el campo, no soldados De Alfonso, sino soberbios Almanzores y Tarifes, Con mas escuadras que dieron Nombre à Jérges.

PAYO.

Pues estáis Tan ciegamente resuelto Al peligro que os aguarda . Quiero prevenir primero Que salgais, sueltas espias. Que os aviseu, en volviendo. Si esta el camino seguro.

DON SANCHO. En el valor de mi pecho Llevo la seguridad.

En buena opinion has puesto, Blanca, el bonor de mi casa.

BLANCA.

¿Qué decis, que no os entiendo, Señor?

PAYO.

Que tu liviandad Ha puesto en mi lengua freno, Para sentirla callaudo, Para callarla muriendo. (Vase.)

BLANCA. (Ap.)

Fortuna feliz, si vienes A estorbar mi casamiento, No sea con la pension De tan dañado secreto,

DON SANCHO.

Mendo, preven dos caballos; Que has de ir conmigo.

MENDO.

Dos vientos, En sus imágenes brutas, Verás con alas de fuego.

BLANCA.

Don Sancho?

DON SANCHO. ¿Qué me mandais?

BLANCA. Pues 2yo tambien os merezco

El disgusto que os han dado, Que respondeis tan soberbio, Que casi vais animando Descurtesias?

DON SANGHO. Respetos Las llamad, cuando pudiera Con tanta causa perderlos, Que viera el sol mis euojos Dirigidos à ofenderos.

BLANCA.

¿Qué decis?

DON SANCHO. Que vos... BLANCA.

Decid. DON SANCHO.

Sois vos...

BLANCA. ¿ Qué soy? DON SANCHO.

El sugeto

De mi dolor.

BLANCA. ¿ De qué suerte? DON SANCHO.

Dejadme.

BLANCA. Esperad. DON SANCHO. No puedo. BLANCA.

¿ Por qué?

DON SANCHO. Porque estoy corrido. BLANCA.

¿ De qué?

DON SANCHO. De mi loco empeño. BLANCA.

Y ¿ por qué ha sido? DON SANCHO.

Por vos.

BLANCA.

¿ Qué arresgastes ?

DON SANGHO.

El empleo

Del alma.

BLANCA. Y ; no merecia Ser su sagrado mi pecho? DON SANCHO.

A ser ella la primera, Bien decis.

BLANCA.

¡Qué escucho, cielos!

¿Vos presumis... DON SANCHO.

Y aun atirmo Que fué mal perdido el tiempo Que en vos la puse.

BLANCA

Pero advertid el respeto Con que en España me miran. DON SANCHO.

Pues abran puerta al silencio Las quejas y los agravios.

BLANCA Mirad que quiero saberlos. DON SANCHO.

Cómo podréis encubrirlos, Siendo vos la causa dellos? BLANCA.

Es enigma entretenida, Que en la carta os escribieron.

DON SANCHO. A lo menos me avisaron-Que ciñeron vuestro cuello Otros brazos.

BLANCA. (Ap. Cruel don Nuño, Tú revelaste el secreto De conquistados favores , Siendo favores honestos?) Y ¿qué pretendeis ahora?

DON SANCHO. Que vos me deis el consejo Que he de tomar.

BLANCA.

Pues, don Sancho, Creed que solo un remedio Podrá ser en tanto agravio, Que os libreis del mal concepto Que contra mi honor tuvisteis, Y es, teñir el blanco acero En la sangre del villano Que vos creeis, como necio; Y si decis que es bajeza Igualar su nacimiento Villano con vuestra sangre, Matandole cuerpo à cuerpo, Estáis, don Sancho, engañado; Que en lo que ahora babeis hecho, Pareceis imágen suya Y aun presumo que le ofendo; Y ansi, podeis sin excusa De ocasion , nobleza y tiempo, Reŭir con él , y mirad Que no desprecieis, soberbio, Al contrario que buscais Por villano; porque entiendo Que sabrá tambien mataros El que se puso à ofenderos.

DON SANCHO.

Advertido y obediente Voy, Señora ; pero el premio De la venganza que busco ¿Cual ha de ser'

> MARTIN. (Ap.) ¡Pobre Ollero!

DON SANCHO.

Dilatad, cielo, las horas; Quizà me darán remedio.

BLANCA.

Tambien os dará la mano La misma que os dió el consejo. (Vanse.)

Sale DON NUÑO, vestido de labrador,

DON NUÑO. Al mar, del Abrego herido, Puedo mi vida igualar, Que es un proceloso mar, De mis fortunas vencido; Acosado y perseguido, Hallo el descanso en morir; Llegan tan sin prevenir Llegan tan sin prevenir Las ocasiones, que he hallado Que obligan á un desdichado A no podellas sufrir. ¡Ah Blanca! Norte eclipsado De mi entendimiento ciego, Cuando á tu vista me llego Huye tu luz mi cuidado; En un piélago abrasado Siento ya, ingrata, anegarme, Y porque puedo vengarme, Mientras puedo respirar, Te bas dado prisa a casar Para acabar de matarme; Ay Dios, que ya llega tarde La diligencia mayor; Rindase el alma al dolor, (Siéntase.) Pues vive en pecho cobarde; Sus luces recoja y guarde El sol, que en purpura enciende El hacha, porque se ofende Que ya sus líneas señale; Que, aunque para todos sale, Para dichosos se entiende.

Sale MARTIN.

MARTIN. El alba cariampollada Salió despeñando al miedo, Y despertando en Toledo

Platillos de naranjada. De mi noturna jornada Cuenta estrecha pienso dar A quien me bizo caminar Con priesa y miedo excesiva; Mas, como no haya misiva , Todo se puede llevar. Esta cruz ¡qué linda seña! Me ha dicho en esta campaña Que me falta para Ocaña Una legua harto pequeña; Pero el bosquecillo enseña, Y sin miedo imaginado, Que en él tiene sepultado Ermitaños cimarrones, Y pienso que está de none El hombrecillo sentado. Añagaza es, bien lo veo Cogido me han, como lobo, En la trampa; lindo robo Harán á un pobre correo.

DON NUÑO. Si no me engaña el deseo. Este es Martin , que no impide Sombra el sol , que el cielo mide. Martin , mi voz no te asombre.

MARTIN. Ladron que me sabe el nombre , Hasta la camisa pide.

DON NUÑO.

Llega, no tengas temor; Que yo soy.

MARTIN.

(Ap. Este es miramo.) Ladron, si eres el reclamo Deste escuadron salteador, Pide el oculto favor De quien te arroja al camino ; Que soy Hércules divino, Si tù , ladron , eres Caco, Y aun para matarte, Baco Me dió un montante de vino.

DON NUÑO.

Alegre vienes.

MARTIN. Afuera, Que soy hombre temerario; Pero contra un incensario Quién dudara y quién temlera? Oh Señor, saber quisiera Quién te ha puesto en libertad.

DON NUÑO. Deidad es la oscuridad De la noche, que ella pudo Dar en el silencio mudo Nombre á una temeridad ; Mas ¿qué sentencia has traido?

MARTIN. Mi diligencia sabrás; Si me tardo un año mas Hallo à Blanca con marido.

Seas mil veces bien venido: Siéntate, Martin; jah cielos, Testigos de mis desvelos Tan justos! ¿ Al fin le diste La carta?

MARTIN. Y muy cari-triste, Armó borrasca de celos; Hizo aprestar un caballo Para venirte á buscar.

DON NUÑO. Dichoso será el lugar En que yo pueda encontrallo. MARTIN.

No es menester deseallo: Que, sin que nadie lo impida, Aprestó ya su partida.

DON NUÑO. ¿ Que tan venturoso fui? Como venga por aquí, Te doy de albricias la vida.

MARTIN. No te estuviera muy mal ; Que en esos verdes espacios, Márgenes de aquestos bosques, En voladores caballos, En voladores caballos,
Hoy los monteros del Rey,
Que se entretienen cazando,
Por divertir el enojo
Que le ha causado don Sancho
Y Payo Nuño de Lara,
Porque los dos le han cerrado
De la famosa Toledo
Las puertas, y son agravios
Que los lleva mal el Rey;
Y si viene tu contrario
A verse contigo, es facil A verse contigo, es fácil Mandar prenderlo ó matarlo El Rey, pues don Sancho viene No mas de con un criado, Ciego de sus mismos celos, Pues se arroja à averiguarlos Contigo, basta que le digas A quién dió Blanca los brazos; Y si le pescan el cuerpo, Te excusarán el trabajo De renir con él , que es noble Al fin, tú un pobre villano Imperimente, pues quieres, Sin señalarte salario, Remediar daños ajenos A costa de tu descanso; Tambien lo digo por mi, Que , la sotana ahorcando De gorron de Salamanca, Por no sé qué puñetazos Que le di con una daga A un hombre, perdi el trabajo De mis honrosos estudios; Há que te sirvo dos años , Y siempre andamos à monte Con la manta y vidriado

DON NUÑO. Calla, Martin; Que el tiempo es el desengaño De la ignorancia en que vivo.

A cuestas.

DON SANCHO. (Dentro ) Mendo, ten ese caballo. (Levantase Martin.)

MARTIN. Ya está en campaña Oliveros. Vive Dios, que me han hurtado La sangre; don Saucho es este. No se le niegue; bizarro Viene y con valiente brio Español.

DON NUÑO. Cielos, del bien que desco?

Sale DON SANCHO.

DON SANCHO. ¿ Veniste tan mal premiado, Que no vinieras coumigo? Pero basta ser villano Para que el temor te ausente. A las ancas del caballo Te be de llevar hasta Ocaña; Mas será atadas las manos, Por pagar tu villanía.

MARTIN.

Haga cuenta que me ataron, Y que hemos liegado ya, Porque el que mira es mi amo. DON SANGHO.

Eres tú Diego Bellido, El Otlero? DON NUÑO.

Muy de espacio Os baré la información ; Bien podréis ir preguntando Lo demás; que yo respondo Que soy el Ollero.

DON SANCHO. Orgullo! ¿y à quien mataste En Ocaña?

DON NUÑO. Es cuento largo.

Sale EL REY, que será niño, v FORTUN.

Vuestra alteza se detenga, Porque he visto dos milagros Juntos, à don Sancho Anzures, Y aquel famoso villano, Diego Bellido el Ollero.

REY.

Y llego à ver en entrambos Cumplido el mayor deseo. Vendrá sin duda don Sancho A valerse del favor De un hombre tan celebrado Por su valor en España; Quiero, Fortun, escucharlos Mientras los monteros llegan.

FORTUN Si no se escapa volando, Quedará don Sancho preso. DON NUÑO.

Ya os digo que desacatos Contra mi rey natural, Me muero por castigarlos. BEY.

Escucha.

DON NUÑO.

Y vuestro primo, Martin Anzores Hidalgo (Como Castilla pregona), Pudiera enfrenar los labíos En cosas que al Rey se ofende; Que hay en España villano Que, en tocándole à su rey, Subirá á hacer pedazos Al mismo sol, voto à Dios.

REY. Bizarro valor!

> MARTIN. (Ap.) Burláos

Con el tal ollero.

DON NUNO.

Dijo, Ovéndole hombres honrados Y bastaba estar yo entre ellos), Que basta no sé cuántos años Era mal hecho entregarle A Toledo à un rey muchacho. A Toledo a un rey muchació Yo le respondi que Alfonso, Que viva por siglos largos, De catorce años, tenia, Para regir sus vasallos - Ingenio y capacidad Mejor que vos y que Payo De Lara, porque los reyes Ganan el comun aplauso, Annane niños con los alos. Aunque niños, con los ojos, Y que merece el agravio De no entregarle à Toledo Castigo ejemplar; notaron Todos mi resolucion, Y Anzures, soberbio y vano,

A otras cosas que le dije Me desmintió, no à su salvo: Que, antes que los que escuchaban Llegasen à remediarlo, Tenia dos estocadas Por los pechos, y tomando Iglesia, me defendi Desde la torre, tirando Las peñas que le servian De sustento at campanario.

Pues ¿ no le dije en Toledo Que es mi amo un echa-cantos?

DON NUÑO. La hambre, at fin, enemiga Comun, y los varios casos Que destinan mi fortuna, De la torre me sacaron Entre luces y entre sombras De los rayos mal formados Del alba, alegre, par Dios. De ir à Toledo à informaros, Mas bien que con cartas muertas, Con voces vivas; cansancio Y desesperada pena De las desdichas que traigo Tan sobre mis hombros siempre, A suspender me obligaron El camino y la intención. Esta es la verdad ; si acaso Fuera de vuestros designios, Que tambien podréis juntarlos Que tambien podreis juntarlos
A esta nueva relacion,
Quereis por deudo, don Sancho,
Vengar al difunto Anzures,
Lugar os ofrece el campo
Para vuestras hizarrias;
Y no penseis que es agravio
De vuestra nobleza ilustre Ver vuestro acero manchado En sangre de quien os busca, Con opinion de villano.

REY. Ha hahido esfuerzo mayor? Si este no fuera villano, Hiciera su nombre eterno.

DON SANCHO. Pues las órdenes que traigo Son de matarte; que en ti Ha de morir el agravio De tu lengua y de tu pluma; Y para que veas que pago El valor de que te precias, He de hacer contigo campo, Igualando las personas Y las armas.

DON NUÑO. Con los brazos Os pagara este favor, A estar conformes entrambos. DON SANCHO.

¿ Qué armas tienes?

DON NUÑO.

Esta espada Y broquel, y desarmado El pecho.

DON SANCRO. Yo una rodela Traigo al arzon del caballo, Pero vestida una cota; Pero vestida una cota; Y advierte que es, si la tratgo, Por el riesgo del camino; Porque para fi, yo basto Para quitarte mil vidas.

DON NUÑO. Con una podré pagaros.

MARTIN.

De Medina viene el aire, En verdad.

DON SA NCHO. Pues desarmados Hemos de reñir, la cota Será menos embarazo.

DON NUÑO.

No, no os desabrigueis; Que habréis venido sudando, Con la priesa del camino; Demás, que aunque fuesen rayos Los aceros desta cota, Tengo pujanza en el brazo Para juntar los extremos, Si alguna punta os alcanzo.

DON SANCHO. (Ap. No he visto mayor valor En hombre; (qué poco caso Hace de verse conmigo!) Mendo, quita del caballo La rodela.

( Vase don Sancho.) FORTUN. Aqui està el Rey. DON NUÑO.

Oh Señor, dejad mis labios Honrados en vuestras plantas.

REY. Por ser tu delito honrado, Le perdono; pero ahora, Pues te ha venido á las manos Ocasion en que á tu rey Puedas servir en el caso Mas importante, has de hacer Con Sancho Anzures campo, Entreniéndote en él Hasta llegar mis criados, Para que prenderle puedan.

DON NUÑO. ¿Y si llegase à matarlo?

MARTIN.

Pan y mejoría.

BEV. Estuviera

Seguro del embarazo Seguro dei embarazo
Que siente en él mi deseo.
A Toledo me han cerrado
Payo y Sancho, tan soberbios,
Que no podré sujetarlos
Si no es con esta prision.
Demás, que yo no me llamo
Rey si me falta Toledo,
Porque en Toledo cifraron
Los cielos grandezas mias Los cielos grandezas mias.

Si en esto bubiera librado Vuestra alteza la corona Del Asia, con el romano Imperio... Don Sancho viene; Encubrios en esos ramos, Señor; veréis la batalla Mas bizarra que en teatros De Roma admiró el valor.

Fortun, con priesa y cuidado Vé à recoger los monteros, Porque todos à caballo Cerquen la salida al bosque. (Encubrese el Rey entre los ramos.)

nev.

FORTUN. Presa es segura.

DON NUÑO.

Fortuna enemiga mia, Irás con tan fuertes lazos Eslabonando peligros?

Sale DON SANCHO, con rodela y la cota en la mano, y échala en el suelo.

DON SANCHO. Esta es la ventaja.

DON NUÑO. Hidalgo.

¡Valor!

DON SANCHO, Ahora bien puedes Librar tu vida en las manos ; Que he de llevarte à Toledo Preso ó muerto.

DON NUÑO. Corto plazo Tomaste para una empresa Que un ejército africano Dudara en él conseguirla.

DON SANCHO. Pues hoy bastará un don Sancho.

(Pelean los dos.) DON NUÑO. (Ap.)

Bravo aliento! Es noble en fin,

DON SANCHO. (Ap.) ¡Tanto Me dura un villano, ĉielos! No vi esfuerzo mas bizarro En hombres ya pongo duda En la promesa.

DON NUÑO. De espacio; Que bien tenemos que hacer.

DON SANCHO. (Ap.) Vive Dios, que me ha admirado El sosiego con que riñe.

DON NUÑO. (Ap.) No está mas firme un peñasco. Si fuera otra pretension, Pienso que dejara el campo

Con honradas condiciones. REY. (Ap.) Buen caballero es don Sancho. Pero el villano me admira.

FORTUN. (Dentro.) Hácia el bosque los caballos, Por acá; no se nos vaya.

DON SANCHO. ¿Qué es esto, cielos airados?

DON NUÑO. Vuestro peligro el mayor; Ya os han cerrado los pasos Monteros del Rey, que manda, O prenderos ó mataros. Mas no permitan los cielos Que cuando vos, tan hidalgo Y cortes, dejais la cota Por ventaja, peleando Con tanto valor, os mate Con mas ventaja un villano, De la que frajisteis vos. Subid en vuestro caballo Con la priesa que el peligro Os pide; que el tiempo es largo Para volvernos á ver.

Corrido voy, y obligado A pagar esta amistad.

DON NUÑO. Presto veréis al villano De Ocaña dentro en Toledo, Para acabar nuestro campo. (Vase don Sancho.)

Sale el REY.

REY. Hombre, ¿qué has hecho? DON NUÑO.

En mi vida

Pude con injusto trato Acabar hazaña honrosa.

Pues ¿ no ves que me has quitado, En su prision ó su muerte, Mi mas seguro descanso?

DON NUÑO. ¿ Está en Africa Toledo? ¿ Son scitas, persas ó partos Los que la guardan, Señor? ¿ No son tus mismos vasallos Tan leales como el mundo Conoce? Pues ¿ qué cuidado Te da el de Lara y Anzüres? Apenas verán los rastros De tus huellas en Toledo, Cuando con dichoso aplauso Te coronen; yo lo digo Y sustentaré.

En tus manos Estriba el bien que perdi. Pero ahora yo no alcanzo Cómo he de entrar en Toledo, Porque prevenir soldados, Y contra vasallos mios, No es hecho de rey cristiano.

DON NUÑO.

Pues si tus ojos han sido Jueces del valor bizarro Que dentro en mi pecho vive, Fia de mi espada y brazo (Cuando me falte la industria), Claro Alfonso , tu descanso. Vamos, Señor, á Toledo; Que con el disfraz que trazo...

MARTIN.

Encamisada tenemos.

Mañana.

DON NUÑO En su alcázar, coronado De almenas, has de comer

> MARTIN. El Oliero es barro?

En la fama de tus hechos Va seguro y confiado Alfonso; de tí me fio; Que pues diste à tu contrario Libertad por no prenderlo Con ventaja, caso es llano Que guardarás á tu Rey. — Apercebidme caballos.

DON NUÑO. A Toledo, gran señor. Si en el Danubio un villano Dió paso á César, ¿ qué mucho Que con aliento gallardo Dé paso á su Rey ahora Otro villano en el Tajo ?

(Vanse.)

### JORNADA SEGUNDA.

Sale DON SANCHO, solo.

DON SANCHO. Blanca á que mate me envia Al que su honor ofendió,

Y vuelvo vencido yo
De zu mesma cortesia.
Busquéle arrogante y fiero,
Y echando la suerte en vano,
Hallé en el traje un villano,
Y en el trato un caballero.
Y entre furiosos desvelos,
Descubren las ansias mias
Villano con cortesias
Y caballero con celos.
Esta es Elvira, ¡Oh tirana
Fuerza de mortal ensayo!
Y a la temo como à rayo
Del bello sol de su hermana.

#### Sale ELVIRA.

ELVIRA.

Don Sancho, seais bien venido. Muy bien habréis despachado; Que haber sin riesgo llegado, Clara informacion ha sido.

DON SANCHO.

Por Blanca se aventuró

Mi vida, aunque no era mia;

Yo hice lo que debia.

Mas no lo que me encargó.
¿Cómo llegaré á sus ojos,
Sin que enojados me vean,
Cuando en mi pecho pelean
Las causas de sus enojos?
¡Ay Elvira! Tú podrás
Sola templar los rigores
De Blanca.

ELVIRA.

En vuestros amores, Sancho, no tendré jamás Tan buena dicha, que sea Parte en el bien que esperais.

DON SANCHO.

Pues ; por qué?

ELVIRA.

Porque no estáis
Donde vuestro amor desea.
Ocupais pocas memorias
De mi hermana. (Ap. ¡Airados cielos!)
¡Por qué con injustos celos
Haceis mis penas notorias
Al alma y á mi tercera
Del mismo hien que pretendo?

DON SANCHO.

De lo que dices me ofendo.
Si Blanca me aborreciera,
En la voz y en el semblante
Lo hubiera dado á entender.
No poderla obedecer,
Causó el suceso inconstante
Mi fortuna, y luego aun no
Sabe Blanca mi venida.

Pnes yo sé que está ofendida, y que su gusto forzó, Aunque llegó, al parecer, Contenta à daros la mano.

DON SANCHO.

¿Qué dices?

Que ha sido en vano

Portiar y pretender.

bon sancno.
No me quiere Blanca?

ELVIRA. No.

pox sancio. Pues ¿de quién lo sabes?

ELVIRA.

Della.

Serà imposible vencella; Su pecho me declaró. Y dice que antes el sol,
Hecho segundo Factonte,
Servirá de basa á un monte
Del hemisferio español,
Y que la caliente pira
De oloroso calambuco,
Adónde el Fénix caduco,
Para renacer, espira,
Que, en vez de cenizas pardas,
Engendra fenicios vuelos,
Dará ardientes Mongibelos
Y hasiliscos por guardas;
Y de sus ardientes bocas,
A quien la envidia se atreve,
Saldrán piélagos de nieve,
Que el fuego convierte en rocas;
Y el mar, abollando espumas,
Sin hacerle el viento señas,
Hará parecer las peñas
Cisnes de erizadas plumas;
Y primero en su rigor
Hallará la muerte olvido,
Que llegue à ser su marido
Hombre à quien no tiene amor.

pon sancho. ¿Qué mas bien puede pintar Ella misma su desden?

ELVIRA.

Pues ella viene, de quien Os podeis, Sancho, informar.

Sale BLANCA, mirando en un retrato.

DON SANCHO.

Divertida en un retrato
Viene; ¡qué rigor tan unevo!
Venenos ardientes pruebo,
Que por las venas dilato,
¿Blanca otro amor? ¿Es posible?
¿ Y que burla mi deseo?
Ya sus imposibles creo,
Viendo el mayor imposible.

BLANCA.

Ingrato dueño mio,
¡Con qué mortal licencia
Estás bebiendo olvidos en mi ausencia
Si vives cuando el alma que te envio
Le hace mayor fuerza a mi albedrio,
¡Que inmóvil roca hubiera,
A quien el Tajo à solas
Besa con labios de risueñas olas,
Que mis quejas oyera
Sin ablandarse, si diamante fuera?
Los tiernos ruiseñores.
A mis quejas atentos,
Enternecen con lástima los vientos,
Y desprecian el bosque, selva y flores,
Llorando ausencias y cantando amores.

DON SANCHO.
Fuego influyen estrellas;
Cobarde es la paciencia.
Déme el celoso ardor noble licencia,
Y quede entre justisimas querellas,
Despojo flero de sus manos bellas.—
¿Señora?

Seais bien llegado, Señor don Sancho, à Toledo.

Ya templó mi furia el miedo, Como el soberbio criado , Que delante del señor, El respeto le enmudece.

BLANCA.

Vuestra vitoria me ofrece Vuestro natural valor; Excusado es preguntar Si á aquel villano matastes. Decid, Señor, si le ballastes, Que es lo que puede dudar Mi dicha; que en la venganza
De mi honor, estando a cuenta
Vuestra, el valor me presenta
Tan colmada la esperanza,
Que yo en esta breve ausencia,
Por lo que me prometistes,
Solo en saber que salistes
Hice la duda evidencia;
Tanto, que podeís quitar,
Yendo a defenderme á mi,
A César lo del venci,
Dejando el ver y el flegar.
Pues el alma, acreditando
El bien que en vos comprehendo,
Sé que le vengisteis viendo,
Y le matastes llegando.

Mas que César prometí, Pero en el venci falté, Señora, porque llegué Y vi, pero no venci. Hallé en el campo un villano, Que su culpa confesó.

Matastesle?

DON SANCHO.
Blanca, no.
BLANCA.

BLANCA.

Mas que hay valor soberano, Aplicado al enemigo? Mas que referis historias De las antiguas memorias, Cuando se perdió Rodrigo, Y que el montañés Pelayo Fuera con él un cordero, Y que el portugués vaquero, Que fué para Roma un rayo, Fuera cobarde con él?

DON SANCHO.

Si todo os lo decis vos...

BLANCA.

Y que ansí me ayude Dios, Que estoy ya de parte dél; Porque un hombre que ha tenido Tanto aliento y bizarria, Mejor que vos merecia El nombre de mi marido.

Qué presto faltó la fe

En cuya virtud vivia Mi amor, pues le respondia El vuestro i Mas ya se ve La falta de vuestro amor En el desden que mostrais. ¡Qué presto mudada estáis!

¿ Quién os lo ba dicho, Señor?

Elvira pudo advertir Cuanto mi amor se engaño.

Pues ¿ qué culpa os tengo yo , Si ella lo quiere decir?

DON SANCHO.

Y ese retrato ; no aumenta Mi sospecha acreditada?

BLANC

La curiosidad me agrada;
Huélgome que tengais cuenta
Con mis acciones, sin ser
Hasta ahora dueño mio.
El retrato, es desvario
Pensar que os ha de ofender;
Que entre unos sueltos papeles
De mi padre pude ahora
Verle, y lo que me enamora
Es la fuerza en los pinceles,
Con que la valiente mano

De otro Lisipo español Da envidia a Marte y al sol, Por valiente y cortesano: Armado en blanco se pinta, Con tan alta admiracion . Que me roba la intencion l'eniendo el alma sucinta Y abreviada en el pequeño Espacio de líneas breves, Que descubren rayos leves Con tanta vida, que el sueño Deste dormido pincel Exhala en rayo armados Espiritus abrasados, Que me transforman en él. Que me transforman en el.
Mas, para que echeis de ver
Que no quiero disgustaros,
Quiero el retrato mostraros,
Para que podais perder
Tan anticipados celos
Como ahora me pedis,
Y si el veneno encubris
Con disfrazados desvelos,
Y appereis borrar los sábios Y quereis borrar los sábios Rayos desta muerta vida, Fácil remedio os convida A templar vuestros agravios; Presto los podréis borrar, Pero bañando la mano En la sangre del villano Que dejasteis de matar.

DON SANCHO. Oid, Señora, por Dios.

BUANCA.

¿ Paréceos dificultoso El remedio?

DON SANCHO. No es piadoso.

BLANCA. Yo no os quiero monje à vos.

DON SANCHO. Mostradme el retrato pues; Sabré lo que he de borrar.

BLANCA. Sabed primero matar;

Que el borrar será despues. ELVIDA.

¿Qué te importa que le vea?

BLANCA. (Muéstrale el retrato.) Nada por cierto; advertid Que se parece al del Cid,

Cuando en la primer pelea, Mozo, valiente y gallardo, Dió luces de mayor fama.

DON SANCHO.

Y ¿ sabeis cómo se llama? (Ap. Eu mayores fuegos ardo, Cielos; que he visto mi muerte.)

BLANCA.

Aqui no hay escrito nombre Ni la edad; parece un hombre, Por lo que el pincel advierte, De valor tan soberano. Que, à darle vida los cielos, Con el os matara a celos, Sin que estaviera en mi mano. Y pues en la vuestra estriba, Perdeldos, si los teneis, Y el remedio no olvideis Con venganza ejecutiva. Y advertid que, aunque os parece Blanda materia, es tan fino Diamante, que es el camino Que de ablandarle se ofrece Mas fácil para borrar Lo que os da celos en vano,

La sangre de aquel villano Que dejasteis de matar. (Vase.)

DON SANCHO ¡Cielos! ¿ qué ilusion me engaña , Y qué letargo cruel , Que el rostro de aquel pincel Es del villano de Ocaña ? Blanca, en mis locos desvelos, A este, que es mi ofensor, Lo fui à matar por tu honor, Mas ahora por mis celos, (Vase.)

# Sale MARTIN Y DON NUÑO.

Hubiera loco en Toledo Ni en Murcia que cometiera Hazaña tan escabrosa? Dime, Señor, lo que ordenas.

DON NUÑO Solo que calles, Martin, Porque viene el Rey tan cerca, Que escuchará tus locuras.

Aqui tienes mi obediencia
De generoso lebrel;
Aunque hay opinion que aprieta
Tanto la hambre, que obliga
A lo que el hombre no piensa. An o que el nombre no piensa. Mas dime, así Dios te guarde: Si diligente navegas Al golfo de tus desdichas, Y es de quien mas te recelas Toledo, ¿cómo prometes A Alfonso (cuando le cercan Torres, muros, armas, hombres) La entrada, si se la niegan A los átomos del sol, Y le envian á las huerta A madurar los membrillos Que es una gentil conseja? ¿Al niño Rey le disfrazas, Siendo una luz que penetra La obscuridad mas oculta? La obscurioa mas ocultar; solo quieres que se atreva A entrar donde le resisten Las toledanas ballestas, que, tirando al ojo, dicen Que da la punta en la ceja? A Toledo hemos llegado; Mira que dicen las viejas: «Periculis en la mar, Periculis en la tierra.» Señor, almenas y encinas, Yo estoy siempre mal con ellas; Pero es entrada de rey. ¿Qué milagro si las cuelgan? DON NUÑO.

Calla, Martin; que me matas. MARTIN.

No me espanto; que ya llegas Tan perdigado, que pienso Que te matará un trompeta, Si vive junto à tu casa; Los jucces de tu sentencia Son las dos partes contrarias; Sin remedio te condenan, Que cres reo universal Y en cualquiera parte pecas. ¿No tomaras el consejo De un zapatero, que afrenta Los Diógenes sesudos, Que hallaron con su prudencia Su santa comodidad?

DON NUÑO. Si en diciéndolo me dejas Y callas, te escucharé,

MARTIN. Oye, como te arrepientas.-Habia un cierto lugar,

Tan incierto, que aun apenas Sus vecinos le sabian; Su planta era en las riberas De un rio corto de talle, Porque à su lugar parezca; Sus vecinos, por ser trece, Los contaban por docena, Y una maestra de niñas, Que eran trece y la maestra. Dicen que fué antiguamente Colonia romana ó griega, Y agora, por sus pecados, Es española agujeta. Pero con el buen olor Y aquella rancia nobleza, raqueta rancia nobieza, Eligen sus magistrados, Con poder sobre las penas. Llegó de año nuevo el dia, Donde los cargos se truecan, Porque todo era postizo; Y el zapatero, ojo alerta, En sabiendo la elección, Cogió las hormas, con priesa Notable, en una barquilla, Que servia de muleta Al pueblo, y se fué agua abajo, Y à poco mas de una legua Dió fondo en otro lugar, Casi de las proprias señas, Si bien no tan opulento, Por ser población mas nueva; Y asi, tenia en la torre, Por campanas, dos cigüeñas. Admirándose la plebe, Que era entonces dia de feria, De ver al Crispin sacar La pedestal herramienta, Le preguntaron à coros, Le preguntaron a coros, Y no con poca sospecha, La causa de su mudanza; Mas él, con la voz serena, Les dijo: «Señores mios, Oigan, que la causa es esta. Ya sabrán vuesas mercedes De ab initio y ante saecula, Que en mi lugar ó mi haca (Que no vengo para fiestas ; Y diré mal de mi padre, En desarmando la tienda), Ya saben que sus vecinos, Por enfermedad secreta, No llegan al catorceno. Pues hoy, por costumbre vieja, Hubo eleccion de justicia, Plega à Dios que en él se envuelva. Pues, como se está el lugar Siempre en sus trece, y es mengua En república tau noble No hacer la eleccion entera, Repartieron , como digo, Los oficios por cabezas : Dos alcaldes ordinarios (Ya saben sus preeminencias), Uno de los hijosdalgo Y otro de la villanesca, Hacia dónde está esta gente? Pero yo pienso que cuentan Por villanas à las cabras, Hidalgas á las ovejas Luego un alguscil mayor, Con que tenemos tres piezas ; Juez de testamentos, cuatro; Luego un recetor de penas De cámara , que son cinco , Aunque de pujo revientan. Cuatro regidores, nueve, Que rigen cuatro carretas; El escribano y alcaide De la cárcel, que está en jerga, Y su poco de verdugo, Cumplen doce, y ellos cran, Conmigo, trece. Pues digo

# EL OLLERO DE OCAÑA.

A los que saben de cuenta, Si los doce son justicia, Y yo me he quedado luera, En quién la han de ejecutar, Si no es en mi? La madera De mis hormas me acompañe, que no he de vivir en tierra De tantos justos pastores, Que aborcarán una estrella. Y es mejor ser con desdicha Jonas de aqueste diluyio. Arca de aqueste diluvio Y Lot de aquella humareda.» Dijo el zapatero; y yo Digo que toda esta tierra Es justicia contra ti; Serás cuerdo si la dejas. El otro lió las hormas; Liemos las ollas nuestras Y llevémoslas à Egipto; Que alla no compran cazuelas. DON NUÑO.

Discursivo estás, Martin; Ingenio tienes.

MARTIN. Espera; Que estamos junto á los muros. DON NUÑO.

Y han salido por la puerta De Visagra algunas guardas.

MARTIN.

A mi zapatero apela Antes que lleguen.

DON NUÑO. ¡Oh Alfonso! Muera yo, como te vea En Toledo coronado.—

¿Sabes ya?

MARTIN.

No me encarezcas Lo que he de hacer ; prevenido Vengo de razones hechas, Para engañar diez gitanos. DON NUÑO.

Señor, esperad; que llega Nuestro intento à ejecutarse. (Vanse.)

Sale DON SANCHO, con dos guardas.

DON SANCHO. La vigilancia despierta De los cien ojos que tingen Del pastor fábulas griegas Es menester que os presente El peligro en la advertencia. Mal aconsejado el Rey, Está de Toledo cerca; Esta de Toledo cerca; Yo me escapé de sus manos , Dicha de mi buena estrella. Por armas es imposible Rendir las valientes fuerzas-bel muro ; querrá valerse De ardides y estratagemas Para ganaros la entrada. Advertid que en su defensa Está mi vida, y me importa (Para apurar las sospechas De un caso honroso) dejar Mañana à Toledo, y fuera Hoy mi partida, à no hacerse En San Roman las obsequias Del difunto rey don Sancho; Que Toledo las celebra Con aparato piadoso; Porque es legitima deuda. Cuidado, amigos, velad; No por vosotros se pierda Mi acreditada opinion.

GUARDA 1.0 Si los que la entrada intentan, Don Sancho, no fueran hombres, Atomos sutiles fueran Del sol que miras, en vano, Con armas ó con cautelas De griegos, podrán medir Los umbrales destas puertas.

GUARDA 2 No dará paso en la entrada Criatura que alientos tenga Para formar voz humana ; Ni edad ni sexo reserva Nuestra vigilante guarda, Nuestra cuerda diligencia. Seguro puedes hacer Del muerto rey las obsequias, Dando à caducas cenizas, Señor, memorias eternas Que á nuestro cuidado solo Dejar la guarda pudieras.

DON SANCHO. Esta que os toca os encargo Que en las demás ya se ordena El mismo cuidado y guarda. (Vase.) Adios, amigos, alerta.

GUARDA 2.0 Miedos son de los alcaides Porque de Alfonso es quimera Presumir que se arrojase A tal peligro.

MARTIN. (Dentro.) Burro de cien mil demonios? ¿Piensas que es carga de leña , Que no importa cuando caigas? Mira que son ollas nuevas , Burro infame; ¡ya cayó! La tierra volvió à su tierra, Y el barro volvió à su barro.

(Suena ruido como que se quiebran ollas.)

Salen EL REY, DON NUÑO Y MARTIN.

DON NUÑO.

¿ Cayó el burro? MARTIN.

Y la cosecha Se perdió estando espigada; Ya todas las ollas quedan Mercaderes à quien falta Toda su correspondencia.

¿Qué dices?

Todas.

Que ya han quebrado

DON NUÑO.

DON NUÑO.

¡Malos años tengas Y mal San Juan! Pues, sobrino, Si viste que era tu hacienda, ¡No le ayudaras al burro?

Si yo estuviera mas cerca, No cayera el asno, tío. GUARDA 2.0

¿Qué es esto?

DON NUÑO. Mas me valiera Que en Ocaña te quedaras, Y a Toledo no vinieras, Para dejarme perdido.

GUARDA 2.0 Pobre ollero! bien emplea Su caudal.-Decid, buen hombre ...

DON NUÑO. Déjeme, Señor, y tenga Lástima de mi desdicha; Muy bien volveré à mi tierra, Perdido el pobre caudal.

Señor, dijo una hornera Que á la entrada se hacian Los panes tuertos; no quieras Que, por lo menos, volvamos Bizcos.

GUARDA 1.0 ¿ Cuántas ollas eran, Buen hombre?

Quereis pagallas? Porque os barémos la cuenta, Y os las daremos baratas, Aunque perdamos en ellas.

DON NUÑO.

Que esto me haya sucedido Por este rapaz! La priesa Con que anoche me decia Que a Toledo le trujera. Pues no la has de ver, par Dios; Que no be de entrar, aunque quieran Los guardas.

GUARDA 2.0 Pues ¿no la ha visto? DON NUÑO.

No, Señor; que es la primera Vez que le saco à volar; Quiere ver la santa iglesia Porque yo le he encarecido Que es una valiente pieza; Y pues me quebró las ollas, Y ya no puedo hacer venta, Le quiero dar por castigo Que sin ver la iglesia vuelva.

GUARDA 2.º No teneis razon, hermano; Que, si tropezó la bestia, No tiene culpa el muchacho.

DON NUÑO. Mas sabe de lo que piensan; No ha de entrar.

Pues si he de entrar, Si estos señores me dejan.

GUARDA 2.0

Si dejamos.

DON NUÑO. Plega à Dios Que una desgracia os suceda Si le dejareis entrar.

MARTIN. No será de las pequeñas. Si para ver á Toledo Lo trajimos, no parezca Que castigais al muchacho Por lo que el jumento peca; Y pues los honrados guardas (Y plega à Dios que lo sean Del sepulcro el Juéves Santo) Nos dan para entrar licencia Han de ver si se ha quebrado Tambien la bota; que en ella Traemos agua de Yépes.

GUARDA 1.0 Hermano, á todos nos pesa Del mal suceso; tened, Pues es forzoso, paciencia.

DON NUÑO. Por la piedad que han tenido, Quisiera...

GUARDA 1.º ¿Qué?

LUIS VELEZ DE GUEVARA.

DON NUÑO. Dalles cuenta

De lo que el Rey ...

GUARDA 2.0 Di, prosigue. DON NUÑO.

Esperen un poco y beban.

MARTIN.

Por Dios, que viene bailando En la bota.

GUANDA 1.0 Cosa nueva!

¿El vino baila? MARTIN.

Aliora saben

Que le prometió à la cepa De su madre no casarse, Y que, por la continencia Y la puridad que guarda, Baila en la cuba y se alegra? Y si acaso el tabernero Lo casa, se desmadeja, Que no parece que es él. El que comenzare tenga.

DON NUÑO.

Echales vino.

MARTIN.

Echaran; Y á fe , que si lo trajera De Madrid la dicha hota , Amenazara esta tierra Con un gentil aguacero; Porque allà cada taberna Es un diluvio.

GUARDA 1.0 Buen vino! MARTIN.

Es vino de dos orejas.

GUARDA 2.0

No tiene adobo ninguno. GUARDA 1.º

No le echaron cal.

MARTIN.

Ni arena. DON NUÑO.

Muy buen provecho les haga.

GUARDA 1.º Por Dios , que han de ir á la iglesia A ver las honras del Rey.

DON NUÑO.

Pues ¿ adónde las celebran ?

GUARDA 2.0

En San Roman.

DON NUÑO. ¡ Ah sobrino! No te has de olvidar, ten cuenta, Que dicen que se ha juntado En San Roman la nobleza De Toledo.

BEY. Vamos, tio. Antes que acaben la fiesta. DON NUÑO.

Déjame dar un aviso De mucha importancia. - Adviertan , Y lo sé de buena parte. Que tienen al Rey muy cerca . Y dicen que disfrazado Ha de entrar, y que le esperan En su alcázar à comer.

GUARDA 1.0 Válgame el cielo! ¿ Qué estrella, Para nosotros dichosa, Te guió, porque nos dieras Aviso tan importante?

Entra, amigo; que quisiera Ser tan poderoso agora, Que vieras la recompensa Igual à tu beneficio .-El rastrillo se prevenga, En entrando estos villanos.

GUARDA 2.0 No quiera el cielo que sea Tan infeliz nuestra suerte, Que por nuestra puerta venga.

Cerralda bien, por si acaso; Que hay engaños y hay cautelas. -Entra, sobrino; que es tarde, Y estarán en las acequias Del Rey.

DON NUÑO.

REY. Dichosa venida,

Tio.

DON NUÑO. Queden norabuena, Honrados guardas.

GUARDA 1.0 El cielo

Con salud à Ocaña os vuelva.

MARTIN. Y ¿ qué hemos de bacer del asno? Pero eon él se entretengan Porque haya una guarda mas; Que poca es la diferencia. (Entran.)

Salen DON SANCHO Y PAYO, BLANCA Y ELVIRA.

No os juzgaba yo en Toledo. Si pensais tocar mi mano Sin que mateis al villano, Daros desengaño puedo De que imposible ha de ser.

DON SANCHO. Por la ocupacion del dia, Guardé la venganza mia Y la vuestra, por poder Ejecutarla mejor

Mañana. BLANCA.

Disculpa ha sido Bastante ; pero advertido Quiero que os deje mi honor Que no puedo blasonar De la sangre que me alienta , Si en el mundo hay quien me afrenta Cuando me llego à casar: La ofensa de lengua o pluma Siempre se advierte y se admira; No importa que sea mentira, Que basta que se presuma; Que los blasones que son De mas alta calidad, Tanto como la verdad, Los sustenta la opinion; Y asi, vos podreis en vano Presumir que os puedo honrar, Si. Hegándoos à casar Queda con lengua un villano.

PAYO. Blanca, aunque es mi proprio honor El que defiendes, quisiera Que don Sancho no pusiera Tan à riesgo su valor, Ya que la suerte dichosa Le pudo otra vez librar.

Sale MENDO.

MENDO. Ya es hora de comenzar

Los oficios con piadosa Memoria del Rey, que tiene Dios en otra mejor vida. ELVIRA.

Entremos.

Elvira.)

DON SANCHO. Bien prevenida, Con la guarda que conviene, Está la ciudad; las puertas Vieron diligencias mias.

El descuido en tales días Hace las desdichas ciertas; Pero donde está el cuidado Vuestro, no hará falta el mio. BLANCA.

Que he de ver por vos confio, Sancho, mi honor restaurado. (Van á entrar, y suena música de trom-petas y atabales, y vanse Blanca y

¿Qué es esto? ¿Música alegre De trompetas en la torre, Cuando celebramos honras De rey muerto? ¿Qué desórden Dió causa à esta novedad?

DON SANCHO. De la torre nos dan voces.

Aparece en lo alto, en una torre, EL REY NIÑO, armado, v DON NUÑO, con estandarte en la mano, con las armas de Castilla, y MARTIN.

DON NUÑO. Oid , oid , ciudadanos De Toledo, cuyo nombre En sus anales el tiempo Por leales antepone A los mejores vasallos Que vió el mundo, el sol conoce; Vuestro rey teneis presente, Para que aqui le corone Para que aqui le debeis, Y él, agradecido, os bonre.— ¡Viva Alfonso!; Alfonso viva! Sin que ambiciones lo estorben; ¡Viva Alfonso! (Tremola el estandarte.)

voces, (Dentro.) ¡Viva el Rey , Pues de nuestros corazones Es el dueño!

GUARDA. Y mueran las opiniones Que la posesion le impiden.

PAYO.

Perdido soy; los rigores Del Rey teme ya mi vida.

DON SANCHO. Siempre à los humildes oyen Los reyes ; con la obediencia Y la lealtad nos socorre La necesidad presente.

PAYO. Alfonso viva! y corone Toledo su augusta frente Con mil triunfantes blasones.

A tu industria debo el dia Mas dichoso que los hombres Vieron en humanas glorias,

DON NUÑO. Ves cómo todos conocen Que eres su rey, y te esperan

#### EL OLLERO DE OCAÑA.

Tan leales y conformes, Que es Toledo solo un cuerpo Y una voz?

Será tu nombre Famoso al mundo.

DON NUÑO.

Senor. Si he merecido favores Vuestros, la merced mayor...

Pide; que es justo que logres Tan heróica hazaña.

DON NUÑO.

A Sancho

Anzures, Señor ...

REY.

No toques Al perdon de quien merece Mi castigo.

DON NUÑO.

Pues revoque La sentencia tu piedad, O perderé los favores Que de tu gracia recibo. Payo y Sancho son los hombres Que en España te han servido Mas bien; que las intenciones Suyas han sido leales, Cumpliendo el legado y órden Que dejó tu padre.

> REY. Ati

Deben el perdon.

PAYO.

Temores De un rev enojado están Amenazándome á voces.

A mi, señores alcaides; Como no olieron el poste? Las guardas se les cayeron , Malas cerraduras ponen; Pero es la llave maestra El Rey, que las abre y rompe, Los culpados se conflesen; Que hemos de ir dando garrote Hasta que toquen à visperas, Y son ahora las once.

(Vanse todos, menos Payo y don Sancho.)

# Salen BLANCA Y ELVIRA.

Ilijas, vosotras podeis, Por mujeres, en quien pone Siempre la piedad los ojos , Aplacar al Rey,

BLANCA

No borres Tu valor con tal flaqueza; Que, aunque à sus plantas te postres, Como deuda natural. Has de mostrar los blasones De tu sangre en el valor, Que tanto España conoce. Lleguemos à recebir A Alfonso.

Las turbaciones,

Señor, arguyen delitos. Y no es bien que los apoyes Con el miedo en la presencia Del Rey.

Sale MENDO.

MENDO.

Señor, no te asombres. Aquel villano, el ollero, Que junto à Ocaña, en el bosque Riñó contigo...

DON SANCHO. Prosigue. MENDO.

He visto aqui.

DON SANCHO.

El que en la torre Tremolaba el estandarte, Aclamando el Rey á voces Es sin duda; que el asombro Trujo al alma turbaciones Para enajenar la vista.

Pues si los cielos conocen Mi ofensa, y porque la pague Le han traido, no perdones Su infame vida, don Sancho.

PAYO.

Si le vimos en la torre Con Alfonso, claro está Que, entre los demás leones, Trujo al villano por guarda.— No le ofendas ni le toques, Anzures.

BLANCA.

¿Caducos años Ha de haber para que borre Mi honor con villanas lenguas? Padre, ¿la vida antepones A mi honor? No eres mi padre, Pues quieres con miedos torpes Vivir afrentado.

> PAYO. Espera, BLANCA.

Mi resolucion conoces. Sancho, si mi amor estimas, Junta la guarda que importe, Y por restaurar mi honor. Prende à ese villano. (Vase.)

En bronces

Viva tu heróico valor. Sancho, el temor me perdone Del Rey; sin honra no debe Guardar la vida el que es noble; Cóbrala, pues la pretendes. (Vase.)

MENDO.

Señor, no faltarán hombres One le maten.

Sale DON NUÑO.

DON NUÑO. Sancho Anzures. Cumple tus obligaciones: Sangre y valor te acompaña , El lugar señala adonde Podamos ir a matarnos; Porque es mandato y es órden Del que con dichosos lazos Gozó de Blanca favores; Y me manda expresamente, Porque tus disignios borre Que con mi riesgo te mate, Que no con viles traiciones.

DON SANCHO. (Ap.)

¿Hay mas apretado lance? Hubo imposibles mayores Entre deudas conocidas Y entre celosas pasiones?

La amistad con que me obliga Los celos la descomponen Y es el mismo que me ofende Villano, naciendo noble, Porque el retrato publica Que à su imagen corresponde. ¿ Qué he de hacer en tantas dudas, Cielos?

DON NUÑO.

¿Cómo no respondes? DON SANCHO. (Ap.)

Digo, ¿mataréle? No; Que es infamia de mi nombre. Pues ¿la promesa de Blanca Y mi amor, que es cielo inmóvil, Adonde su imagen vive? Muera pues, y no se asombre Quien supiere que á un villano De la amistad que le debo.
Pero ¿qué dirán los hombres
De tan grande alevosía?
¿ He de dar informaciones
Al vulgo de que mi amor,
One imperio no reconoce. Que imperio no reconoce, Es quien le mató?

DON NUÑO. ¿Qué dices? DON SANCHO.

Que hasta que pasen tres soles No puedo renir contigo.

DON NUÑO.

¿ Por qué?

DON SANCHO. No me apures, hombre. DON NUÑO.

Pues ¿dentro en Toledo temes, Donde es fuerza que te sobre, Con el poder, el valor?

DON SANCHO.

Aun no sabes mis temores De qué proceden. (Ap. ; Ah celos!) Ya me estáis diciendo á voces Que mi venganza permita Para que mis dichas logre.-Oh villano disfrazado Nunca me diera en el bosque La vida tu hidalgo trato, Que tantos lazos me pone, Y con su ejemplo me enseña A cumplir obligaciones .-Ea, perdonen mis celos, Blanca y mi amor me perdone; Pero si al rostro le miro, Vuelve con nuevo desorden A abrasarme el mismo fuego Que cuando, en vivos colores, Vi su retrato en las manos De Blanca; finezas nobles De una pagada amistad, Hoy tomo vuestras liciones, Para decir que mi honor Os sigue, porque os conoce

(Vuelvese.) DON NUÑO. Pues ¿ cómo el rostro me vuelves?

DON SANGHO. Porque te importa.

DON NUÑO.

No formes

Tan cautelosas quimeras. DON SANCHO.

Véte en paz.

DON NUSO. Me amenazas ?

DON SANCHO. Con la muerte. DON NUÑO.

¿Qué dices?

DON SANCHO. Que te socorre

Una amistad

DON NUÑO. ¿ Hay traicion? DON SANCHO.

Si la hubiera, à no ser noble.

DON NUÑO.

¿Quien la intenta?

DON SANCHO. Mis criados. DON NUÑO.

¿Por qué?

DON SANCHO. Porque tienen orden. DON NUÑO.

¿ De quién ?

DON SANCHO. Del poder que temo.

DON NUÑO. ¿Es mujer?

DON SANCHO. Y con rigores

De fiera.

DON NUÑO. Oh enemiga mia! Y ¿cómo no te dispones

A matarme? DON SANCHO. Soy quien soy. DON NUÑO.

¿Qué pretendes?

DON SANCHO.

Que no ignores

Que te pago.

DON NUÑO. Yo confieso Tan justas obligaciones:

Pero no sé à quién pagallas. DON SANCHO.

Pues ¿no me ves?

DON NUÑO. Ya veo un hombre

Que me vuelve las espaldas; Y el alma, aunque reconoce La deuda, no viendo al dueño, Puede negarla.

DON SANCHO. Dispones

Mal tu causa.

DON NUNO. Vuelve el rostro, Y veré quién me socorre

DON SANCHO. No puedo.

¿ Por qué?

En el peligro.

DON NUÑO. DON SANCHO.

Porque los que me oyen Te han de matar si te miro, Pues veran iras feroces En mis ojos contra ti.

DON NUÑO.

Queda en paz.

DON SANCHO. La vida logres Hasta que vuelvas á verme. DON NUÑO.

Si veré, como te importe;

Que van luchando conmigo Extremos y oposiciones.

DON SANCHO.

Por villano irás contento, Y agradecido, por noble. (Vanse.)

# JORNADA TERCERA.

Sale MARTIN, solo.

MARTIN

Déme el dolor de tan injusta muerte La voz que impide el pensamiento mio; Que à la rudeza de mi corta suerte Puro lenguaje y lagrimas le fio. La desdicha mayor que el sol advierte, La historia mas cruel que escucha el

Se ha de ver hov, aunque en el mundo Tsolas.

Dando sombras al sol, llanto á las olas. ¡Que en pecho de mujer caber pudiera, Sin que la ablande la piedad ni el ruego, La barbaracrueldad que España espe-ira fatal del vengativo fuego! [ral Brutos peñascos desta gran ribera, No tan sin seso à vuestra margen llego A pediros piedad; que solo os pido La durable atencion de vuestro oido. Despues que Alfonso, con ardid extra-

Vuestra ciudad pisó con reales plantas, Y Toledo, en viriad del nuevo engaño, Huyó la frente á pesadumbres tantas Humilde, con alegre desengaño, De oliva y de laurel (señales santas De vitoria y de paz) vistió sus muros, Con la presencia de su rey seguros. Mostróse grato el Rey, y por los ruegos De miseñor perdona à Sanchoy Payo. ¡Ojalá fuera desatando fuegos Tu piedad, español, vibrando un rayo, Pues gobernados por motivos griegos, De una mujer permiten el ensayo De la muerte mas fiera y mas tirana Que pudo ejecutar venganza humana! Que pudo ejecutar venganza numana: Fuése el Rey à Escalona, y en su ausen-bejó por jueces y gobernadores [cía, A los dos, que han lirmado la sentencia; Que ya el perdon se paga con rigores. Blanca manda prenderle, y la licencia El temor esforzó de ejecutores. Que, libre ya por Sancho, le siguieron Y en numerosa escuadra acometieron. Rindióse en fin, porque lo hizo el dia, Y cargaron sobre él, de fuerza armados, Despues de haber dejado en la porfía Suclaro esfuerzo y su valor vengados. Blanca, que en fuego de vengarse ardia, Porque se queja que dejó infamados Blasones de su honor, joh trance fuer-Escribió la sentencia de su muerte [tel Y llega su crueldad á tan forzoso Extremo de inclemencia, que à la orilla Sale del Tajo à ver el lastimoso Suceso, que á los orbes maravilla; the vosotros, con golpe temeroso (No limpio acero de feroz cuchilla), Despeñado caerá al centro mas bajo, Porque le sirva de sepulcro el Tajo.

Salen PAYO, DON SANCHO Y BLAN-CA, ELVIRA y UN CRIADO.

BLANCA. Padre, mi nuevo rigor

No engendra el feroz deseo; Que si yo morir le veo, Son impulsos de mi honor. El alma siente el dolor De ver á un hombre matar; Bien lo quisiera excusar; Mas llegarlo à permitir, Es porque en verle morir Remedio el verme infamar. Muchos que culpados son, Y merecen mas crueldad , Llegan á alcanzar piedad En la misma ejecucion. Suele tener compasion Rompe, y del mortal conflito Nos libra tan poco sábio, Que deja lengua al agravio desverguenza al delito; asi, en los muertos despojos De mi villano ofensor, La parte ha sido el honor Y los testigos los ojos. Deje estos peñascos rojos Quien bajamente me infama, Quien tigre feroz me llama; Advierta, siendo homicida, Que de su difunta vida Ha de renacer mi fama.

PAYO.

Muera el bárbaro villano Hija , pues tu honor estriba En su muerte; mas no escriba El tiempo caduco y vano Que hay en un hecho inhumano Asistencia de mujer. Mata, pues tienes poder, Pero no asistas; que excedes A Busiris y á Diomédes, Que al fin mataron sin ver. El mas tirano enemigo, Sediento de sangre ajena, Inventor fué de la pena, Pero no asistió al castigo. Basta para fiel testigo El pueblo que à verle llega.

DON SANCHO. Aun la misma muerte ruega, Mostrando alguna piedad.

BLANCA. No me tiene voluntad Quien este gusto me niega.

ELVIRA. Solo podia estribar Mi amor, que sin fruto espera, En que el villano no muera, Que es el que puede estorbar El poder Sancho casar Con mi hermana; mas mi suerte, Que mis desdichas advierte En mi amorosa pasion, Hará del mismo perdon Los verdugos de mi muerte. -Oh amor, qué piadoso estás! Pero es mi interés tu empleo, Pues la vida le deseo A quien no he visto jamás.

MARTIN. Oh Blanca, alegre estarás; Que entre el plebeyo gentio Viene ya, perdiendo el brio, La vida que temes tanto, Para eternizar con llanto Los cristales deste rio. Plega à los sagrados cielos, Oh toledana sirena, Que cantes en esta arena, Siendo el instrumento celos, Y que entre liquidos hielos Destas rompidas esferas,

Con plumas y alas ligeras, Tu forma en cisne mudando, Mueras por vivir cantando, Y que en cantando, te mueras!

Sale por arriba DON NUÑO, atadas las manos, y todos los que pudieren salir con él.

DON NUÑO.

Lo que enemigos soberbios
Y feroces africanos,
Conjuraciones y envidias,
Traiciones y amigos falsos,
Celos, crueldades, injurias,
No han podido en laccos ale No han podido en largos plazos , ¿Puede una mujer? ¡Ah ciclos! ¿De qué invencibles peñascos Formastes el corazon Desta fiera, que, animando La flaqueza femenil, Viene con alegres pasos A verme morir? ; Que pueda Su aborrecimiento tanto, Que, aun casándose, no quiere Que padeciendo y penando Viva, por no darme tiempo Para llorar mis agravios? Vive pues, roca invencible.
Puesta en el mar de mi llanto,
Blason destos pardos montes,
Que, de tu furor armados. Su misma yerba aborrecen , Para preciarse de ingratos ; Vive pues ; que yo en las aras Destos cristales turbados Daré la sangre que espera, Para que el mar lusitano Vaya publicando á voce Que en las riberas del Tajo Hay Horando cocodrilos, Y hay basiliscos mirando. (Mira Blanca hácia arriba, y reconôce-le y túrbase.)

BLANCA. (Ap.)

Los cielos conmigo sean; ¿Qué ven mis ojos turbados? Qué mágica me conduce Sobre los montes tesalios? Qué Colcos me da sus yerbas? Qué Calipso sus encantos? Este ; no es don Nuño? ¡Cielos! ¿Qué me detengo? Qué aguardo, Que no restauro su vida, Aunque con nuevos agravios Padezca mi honor en lenguas De mi padre y de don Sancho?

DON NUNO. Qué aguardais , ministros fieros De mi muerte? Si el espacio Mas breve es eternidad, Obedecelda.

Esperãos, Hombres, detened el curso De mi rigor.

MARTIN. ¿ Qué milagro
Es este? Aqui hay manganilla,
¡Ah, Señor! no bagamos caso
be la suspension; caer
Es lo importante; ya has dado
Lástima, no la resfries.
Dijo un discreto azotado, Lievandole ya el perdon. Teniendo la espalda en blanco, Que todo el negocio estaba Hasta subir en el asno. Ya estàs à vista del pueblo; Lágrimas ni ruegos vanos No te detengan.

EL OLLERO DE OCAÑA. BLANCA.

Bajalde; Que para cierto descargo Su declaración importa.

MARTIN. Si importa, subo y desato.

DON SANCHO. Ya la piedad de su muerte Forma mayores agravios, Ya con duplicados celos Nuevas injurias aguardo; ¿Si Blanca le ha conocido? Si es el mismo del retrato? Que si es él , yo soy el muerto.

BLANCA. A qué aguardais? Desataldo.

DON NUÑO. Martin, déjame morir.

Pues vé à morir alla bajo En buena conversacion.

DON NUÑO. No es piedad la que ha mostrado El pecho desta mujer.

Señor, hágase el milagro, Y mas que lo haga mi abuela.

DON SANCHO. Las rosas se le mudaron Y el rostro à Blanca; en los ojos Le ofrece el alma al villano.

ELVIRA. Luces descubre mi amor Del bien que espero.

BLANCA.

Apartáos; Que me importa hablarle á solas.

PAYO. Admiro tan nuevos casos. ; Cómo nos enseña el tiempo!

DON NUÑO.

¿ Por qué desatas los lazos De la muerte? ¿ Es. por ventura, Porque en el pequeño espacio Desta cruel suspension, Sienta la muerte que aguardo Con mas inmenso dolor?

MARTIN. ¡ Qué atento está el secretario!

BLANGA. ¿ Don Nuño?

DON NUNO. Enemiga mia

Qué te han hecho los extraños Sucesos de mis desdichas, En tu servicio empleados, Que de fiscales te sirven? Para que rigores tantos Tus crueldades ejecutan? Tan grandes son los agravios Del amor con que te adoro, Que merecen castigarlos? Con casarte no bastara? Matarme ...

BLANCA. ¡Ay Nuño! DON NUÑO.

Este pago

Merece mi amor, ingrata?

BLANCA.

Advierte, mi bien .. BON NUNO.

Te disculpas, cuando muero Por no ver llegar tus brazos A otro cuello!

Si me escuchas, Verás de mis desengaños Mi amor y verdad tan nobles, Que no has de poder borrarlos Del corazon donde viven. Si à mis oidos llegaron Nuevas de tu muerte, Nuño, Y dijeron que un villano Me infamaba , presumi Que tú le habias revelado Nuestros secretos amores

Y porque mi honor manchado DON NUÑO.

Restaurase su opinion ...

Ah falsa!

BLANCA.

Escucha. DON NUÑO.

¿Qué engaños Trazas para mas tormento? Bien dices que soy villano, Pero no para creerte; Mira que te está esperando Tu esposo, y bien te merece, Porque es muy galan don Sancho, Agradecido y valiente; Pero si en tu pecho ingrato Pueden algo ruegos mios, Te suplico que la mano No le dés hasta que yo Haga estas peñas del Tajo Rojo monumento mio.

BLANCA. No hay alma que baste á tanto, Mi bien , que escucharte pueda; Mira que le das mal pago A la fe mas invencible Al respeto mas hidalgo Que ven los ojos del cielo; Advicrte que mi descanso Está cifrado en tu vida.

DON NUÑO.

Pues poco podras gezarlo, Porque he de morir.

DON SANCHO.

¿Qué agnardais? Comunicando Se están las almas. — Señora, Adonde hay testigos tantos, Mucha liviandad parece Que le pidas tan de espacio Cuenta à un villano, que pudo Manchar tu opinion.

BLANCA

Dejaldo: Que es cierta declaracion Hecha en el último paso, Que importa à mi honor saberla.

Es un dicho del diablo; No le acabará en seis horas. DON SANCHO.

Dure mientras yo me abraso. BLANCA

¿Qué determinas, Señor? DON NUÑO.

Morir.

MARTIN. Y es lo mas barato. BLANCA.

Mira ...

DON NUÑO. Ya no hay que mirar; Que está ya desesperado El sufrimiento.

BLANCA. No bastan

Disculpas?

DON NUÑO. No; que llegaron

Tarde.

BLANCA.

Pues no te reduces, Hemos de morir entrambos; La mano le quiero dar, En tu presencia, á don Saucho. DON NUÑO.

No, mi bien; traza otra muerte.

MARTIN. Por Dios, que se fué al atajo. No es nada bobo el mancebo.

BLANCA.

¿Qué intentas?

DON NUÑO. Pedir mil años De vida al cielo, Señora, Para gastarla adorando Tus ojos.

DON SANCHO. ¡Tiernos se miran,

Cielos!

MARTIN. Ya va declarando.

BLANCA.

Trazaré tu libertad; Que no faltarán engaños Para desvelar sospechas.

DON NUÑO. Nuño es ya tu humilde esclavo.

BLANCA.

Y Blanca quien te conoce

Por señor. DON NUÑO.

A este criado Podrás descubrirte, Blanca.

Serà importante.-Llevaldo A la prision, que el tormento Le hará, aunque mas obstinado, Que confiese quién fué el dueño Que connese quen rue el at De la carta; que un villano Que jamás supo mi nombre No pudo, con temerario Atrevimiento, escribir, Con testimonio tan falso, Manchas de mi limpio honor .-

(Llevan à Nuño.) ¿Y eres tú su leal criado?

MARTIN. Para lo que le cumpliere. (Ap. Aqui me rompen tos cascos, Y pago los de las ollas.)

BLANCA.

Dime ...

MARTIN.

Si juro.

BLANCA. En cerrando

La noche...

MARTIN. Noche, y cerrada? BLANCA.

Me has de ver con el recato Que pide el suceso mio, llevarás á tu amo Unas joyas y orden mio, Para que se libre.

MARTIN

Andallo, Pavitas; ¿mas que el Ollero, Ha de amanecer jurado De Toledo?

Voy contento,

Hija, de ver que templaron Tus enojos su aspereza.

BLANCA. Cuidado con el villano.

DON SANCHO. ¿No hasta que tú le tengas?

BLANCA.

¿ Qué dices ?

DON SANCHO. Que se aplacaron Tus iras, y que le guardas La vida.

Si ha declarado Que no tiene culpa, ¿quieres Que muera, Sancho?

DON SANCHO.

En el campo Le verás muerto á tus ojos.

BLANCA.

Pues ¿fáltanle al otro manos? DON SANCHO.

¿Ya tù le desiendes?

Veo

Que tiene razon, don Sancho. (Vanse.)

# Salen EL ALCAIDE Y DON NUÑO.

ALCAIDE.

Puedes creer que en mi vida Tuve contento mayor; Aplacaráse el rigor De Blanca con la venida Del Rey, que entrará mañana, Para honrar el casamiento De Sancho y Blanca, y su intento Mudará con mas humana Piedad.

DOY NUÑO. Y ¿se casarán Mañana?

ALCAIDE.

Solo se espera A Alfonso; mucho quisiera, Porque es Sancho el mas galan Caballero que en España Luce en la campaña armado, Que en el término aplazado Le vieras en la campaña, Segun castellano fuero, Esperar si bay quien impida Su casamiento; convida La fama del caballero A ver su dichosa suerte.

DON NUÑO. Pues ¿ quién se la ha de estorbar?

ALCAIDE.

Nadie se ha de aventurar, Teniendo cierta la muerte. Pero Toledo murmura Que Blanca ofreció primero La mano á otro caballero, Y que puede, por ventura, Con poder y con amigos, Estorbar el casamiento. Y asi, con bizarro aliento, Siendo jueces y testigos Alfonso y Toledo, quiere, De sol á sol, sustentar Sancho que puede casar Con Blanca, y si acaso hubiere Quien lo impida, peleando Morir o vencer.

DON NUÑO. No habrá ; Cierta su vitoria está.

ALCAIDE. Todos lo están deseando; Pero tambien hay quien diga Que si don Nuño viniera, Que el casamiento impidiera. Entre la bueste enemiga, Asaltando á Calatrava, Dicen que murió; no ha habido Castellano tan temido. Todas las veces que entraba En la batalla vencia; Despues del fuerte Bernardo, No ha habido hombre mas gallardo Ni valiente; bien podia Don Sancho dejar la empresa, Si con don Nuño lidiara.

DON NUÑO. Y don Sancho le matara. Castilla, del moro presa, A quién debe las memorias Y laureles vencedores? Don Sancho es de los mejores Caballeros que en historias Nuestras conserva la fama En hojas del tiempo.

ALCAIDE.

Dices bien, si con cruel Sentencia tu vida infama Y condenándote á muerte, Es ejemplo de crueldad?

Eso tiene la verdad, Que el enemigo la advierte.

Sale MARTIN.

MARTIN.

Señor, no sé à lo que vengo, Ni aun lo que traigo no sé. Sancho...

DON NUÑO. Prosigue.

MARTIN. St baré:

Que ya la prosa prevengo. Al tiempo que me arrojaba En casa de Blanca...

DON NUÑO. Di.

MARTIN.

Me dió un papel para ti, Y que solo me encargaba La priesa, y este tambien Para el Alcaide; tomad.

(Dale à cada uno el suyo.)

DON NUÑO.

No será mi libertad.

Junto os ha venido el bien; Libre estáis, órden expreso Es de don Sancho; estimad Su generosa piedad.

¿Hubo mas feliz suceso? Mira lo que à ti te escribe; Que, por Dios, que es buen amigo.

DON NUÑO. Que en pecho de mi enemigo Piedad y clemencia vive

(Lee.) « Orden envio al Alcaide de » darte libertad; con ella, si eres ca» ballero, y con disfraz de villano pre» tendes à Blanca, puedes salir ma» nana al campo de la Vega à estorbar » con las armas mi casamiento, por» que te cueste la vida ó ganarme la » vitoria. El Rey, que por horas espe-

» ramos, serà el juez, y juntamente el » padrino de las bodas del que saliere vencedor. - Don Sancho. Amigo, páguete elcielo
La amistad que he hallado en ti;
Poco valgo, pero en mí,
Con cuidadoso desvelo,
Tendrás una voluntad Agradecida de suerte, Que ni el tiempo ni la muerte Me olviden de tu amistad.

ALCAIDE.

De don Sancho la recibes, Y de mi la ejecucion. Véte en paz.

(Vase.)

DON NUÑO. En tu prision, Cello, otra vez me recibes. — Martin, la mayor hazaña Que escribe el tiempo has de ver. MARTIN.

¿Cómo? DON NUÑO. Hoy has de conocer Al que serviste en Ocaña. (Vanse.)

#### Salen MENDO Y FORTUN.

MENDO.

Buego al cielo que no sean Desdichadas estas bodas.

Segura tiene don Sancho Por las armas la vitoria; Demás, que no hay en Castilla Quien á su intento se oponga. Gozará sin duda alguna De la posesion dichosa.

MENDO.

En un mismo grado asisten La ventura y la desbonra; En su valor se ha librado Su buena suerte.

FORTUN. El mundo vitorias suyas, Y pones dudas abora De la que tiene tan cierta? (Tocan trompetas y cajas.)

MENDO.

Al son de marciales trompas Viene ya Alfonso à ocupar El régio asiento.

FORTUN. Las honras Dan con la vista los reyes. MENDO.

Entre escuadras numerosas De las guardas de Castilla, Que le cercan y coronan, Llega el generoso Alfonso.

voces. (Dentro.) Plaza, plaza; afuera, afuera,

FORTUN. Quedara Roma envidiosa, Si á esta palestra asistiera.

Qué debe Toledo à Roma, si es corte de Alfonso?

FORTUN.

El entra Con majestad suntuosa.

(Tocan cajas y trompetas.)

Sale EL REY , y sientase en un trono; DON SANCHO, PAYO y ACOMPAÑA-

DON SANCHO. Invicto Alfonso, pues eres Sol de España, à quien coronan Rayos del mayor planeta, Hoy, à la usanza española, Vengo, no à pedir mercedes Por las hazañas heróicas De mis pasados, que dieron A castellanas historias Tanto lustre, ni las mias, Por quien tiene tu corona Tanto aumento; solo pido Tu justicia en tan honrosa Pretension. Payo de Lara, Que me apadrina y me bonra, A doña Blanca, su hija, Me prometió por esposa. Ella le obedece en todo, Pero vive temerosa De una carta que escribió Un villano, y que pregona
Un villano, y que pregona
Que tiene otro dueño Blanca;
De que, ofendida y quejosa,
Esta pidiendo venganza,
Y que sustente las horas
Que seña'a el castellano Fuero, hasta que el sol se ponga; Que no hay sugeto en Castilla Que pueda impedir mis bodas; que en espirando el sol, Como ninguno se oponga, Seré su dichoso dueño. Lo que te suplico ahora Gran señor, es, que si hubiere Quien ofrezca su persona À la batalla, que olvides Tu clemencia generosa, Dejando que en esta vega Manche el uno en sangre roja La yerba que la guarnece, Porque no ha de ser esposa Blanca de ningun hidalgo De Castilla, si blasona El competidor que vive, Favores que la deshonran.

Siento que os aventureis; Que estimo vuestra persona, Don Sancho; pero fiad En vuestra suerte dichosa, Que no ha de haber en Castilla Quien vuestro valor conozca, Que à disgustaros se atreva.

DON SANCHO.

Ya vuestro favor pregona Mis dichas.

PAYO.

Hijo, el valor Ha de restaurar mi honra. (Tocan un clarin.)

Ya la trompeta señala Que viene à impedir las bodas El que diò aviso al villano.

MENDO. Marciales galas te adornan. FORTUN.

Mujer parece en el traje. MENDO.

Oh, qué gallarda y airosa Se muestra!

Nueva Camila Parece, en la selva Ausonia, Armada contra el latino Escuadron.

PAYO. La misma diosa De las batallas la envidia. MENDO.

Las plumas blancas y rojas En rayos de oro es un monte Que su cabeza coronan. Persia y Tiro le prestaron, Para hacerla mas hermosa , Púrpura y telas de oro, Que sobre la yerba arroja. (Tocan cajas y trompetas.)

Sale BLANCA por el palenque, y EL-VIRA, que la apadrina.

BLANCA. Alfonso, rey de Castilla, Cuyas armas vencedoras Tiembla el bárbaro africano, Yo soy Blanca, la que llora, Entre mal perdidos bienes, Las ausencias lastimosas Del que el alma reconque Por dueño, cuyas memorias Mis pesares eternizan; Y asi, en el plazo y las horas Que vuestra ley determina, Aventurando mi propria Vida, he venido à impedir, Si la muerte no lo estorba, Mi casamiento yo misma, Porque sin verguenza y nota De infamia no puede ser Sancho mi esposo; y pregona La fama y mis proprios ojos Que el que entre confusas sombras Del temor de vuestro enojo. Disfrazando su persona, Encubrió Castilla, es vivo Don Nuño Almejir, que en hojas De eternidades escribe Las hazañas mas honrosas,

¿Donde està

Don Nuño?

Los servicios mas leales Que han dado régias coronas , Y es mi esposo.

(Tocan cajas.)

Sale DON NUÑO, armado.

DON NUÑO. A vuestras heróicas Plantas rinde humilde el cuello Quien de la furia ambiciosa Del rey leonés, vuestro tio, Con hazaña tan honrosa, Que la está aclamando el tiempo Para futuras memorias Os libró, y quien en las guerras Os sirvió con las vitorias Que reconoce Castilla que los alarbes lloran;

A cercar à Calatrava, Que Almanzor, por su persona, Defendió con mas escuadras Que vió en sus márgenes Troya, Enviastes por candillo
De las castellanas tropas
A Mendo de Benavides,
Gran soldado, y que se apoya
Su fama en sus proprios hechos;
Dende y con generosa Donde yo, con generosa Humildad (cuando pudiera Mas bien gobernar a Europa Que Augusto en su triunvirato), Os servi con mi persona, Como soldado sencillo. Los moros, con las vitorias

Tan recientes, ofendian Con palabras afrentosas Desde el muro à nuestro campo, Y al son de bárbaras trompas, A escaramuzar salian, Volviendo siempre con honra. Un dia, al romper del alba, Nuestras tiendas alborota Abenjusef, un sobrino De Almanzor, y con injuriosas Palabras le pidió campo Al General , donde todas Las escuadras castellanas La oyeron, y por lisonja De los vientos, à las tiendas La lanza y jineta arroja, Saliendo à un bosque à esperarle. Yo entonces, con cautelosa Bizarria, armado en blanco, Sin dar de mi ausencia nota, Sali al frondoso palenque, Donde con soberbia pompa De su misma vanidad Estaba el moro, y con pocas Palabras le día entender Que era el general. No asombra El récio viento las selvas, Desnudandole las hojas Con mayor furia, que el moro,
Con la esperada vitoria,
Revolvió la yegua, y yo,
Con presteza caudalosa,
Ajustándome al caballo,
Le esperé; fueron dos rocas
Las que el encuentro sintieron; Pero el moro, entre congojas Mortales, abierto el pecho, Falseado el ante y la cota, Parsió con mil paramentos Be oro las yerbas rojas, Donde el alma desatada, Voló à las oscuras sombras. Huyeron luego seis moros, Que guardaran su persona, Si bien pude aprisionar Al uno, que desta gloria Dió la nueva á nuestro campo. Mendo, con alma envidiosa Supo que yo con su nombre Fingido acabé la heróica Empresa que me eterniza, Y por ofender mis glorias Me dijo : «Mucho me ofendo Que la opinion tan notoria Al mundo de hazañas mias Aventureis vos ahora, Valiéndoos del nombre mio, Donde la suerte dichosa, Que dicha fue, y no valor, Pudo trocarse, dudosa Por lo menos, y dejarme Con la infamia y la deshoura De haberme vencido un moro,» Mas yo, Señor, con la poca Prudencia que da una afrenta, Le dije: «Por ser notorias De aquel moro las hazañas, Y serie tan facil cosa El mataros, y que al campo, Por ser general, le importa Vuestra vida, quise daros Sin peligro la vitoria; Que à salir vos, estuviera, En mi opinion, muy dudosa.

Ciego de furioso enojo, Mendo, dejando las postas Y guardas, sacó la espada, Y embrazando la lustrosa Rodela, bizarro y diestro Me acometió. Nueva historia Pide esta batalla, Alfonso; Mas ya sabeis que las rojas Trenzas del sol descubrieron En la campaña arenosa Muerto al General; yo luego, Con verguenza lastimosa, Mirando la ofensa vuestra, Y sin caudillo la beroica Empresa de Calatrava, Aborrecido de todas Las castellanas banderas, Y mi muerte tan forzosa, En desgracia de mi rey, Puse el pecho, antes que rompan Luces del alba dormida, Coronada de oro y rosas. Al mas bruto atrevimiento Que bonró con laureles Roma, Tomé una escala, y al muro, Entre fugitivas sombras De la noche, la arrimé, Y diciendo : «No perdonan Reyes tan graves delitos ; Muera quien quita la honrosa Opinion del rey que sirve; » Vilamando entre animosas Voces al patron de España. Trepé al muro, á cuyas sordas Voces despertando al sol, Me vió revuelto en las tropas De los turbados alarbes Que al son de trompetas roncas Avisaron nuestro campo . Que, con envidia gloriosa De verme lidiando solo, Poniendo escalas, se arrojan, Animados con mi ejemplo, A proseguir la vitoria. Ganóse al fin Calatrava; Pero yo, con vergonzosa Pena del enojo vuestro. Perdi con razon las glorias, Por no padecer las penas Que en vuestro enojo se apoyan. Con el disfraz de villano Empreudi tan espantosas Hazañas, que han merecido La gracia que os pido ahora. Retiréme al fin à Ocaña, Porque con alma amorosa Confieso á Blanca por dueño, Si la muerte no lo estorba. Mis amorosos disignios En vuestra presencia heròica, Será por armas, Señor, Blanca mi adorada esposa,

PAYO. Con admiraciones pagan Los sentidos tan dudosas Noticias.

Su vida temo.

Ya no hay que temer.

REY.

Memorias Dejará tu nombre eternas. Yo te perdono, aunque cobras Con tu vida un enemigo, Y en pretension amorosa, En valor y en calidad Te iguala.

DON SANCHO.
Fuera costosa
La experiencia de su enojo.
Cuando á don Nuño le sobran
Tanto amor como justicia,
Y en su peregrina bistoria
Se conflesa por su dueño
Doña Blanca. No es tan corta
Mi capacidad, Señor,
Cuando los celos lo estorban,
Que pretenda mano ajena;
Pero, pues á todos honra
Vuestra presencia, querria,
Señor, que fuese mi esposa
Su hermana Elvira, que estimo,
For sus prendas generosas.
El amor que me ha mostrado.

Y seré de entrambas bodas. Hoy el padrino.

DON SANCHO.

Don Nuño.
Ya nuestra amistad pregonan
Mis brazos y el parentesco.—
Blanca, merecida esposa
De Nuño, dalde la mano.

Para que queden memorias De mis dichas, contra el tiempo, En mármoles que no borran, Con inmortales requiebros Mí mano tienes muy pronta, Y el alma tambien con ella.

Sale ELVIRA.

MARTIN.

Aqui està Elvira.

REY.

Bien cobras Tu amor, Elvira, á don Sancho.

Claro está , cuando me abona Vuestra mano , podré dar La mia à Sancho; que abora, En licenciosos arrullos, Soy de su luz mariposa.

DON SANCHO.
Yo. Elvira, estoy tan contento,
que la fama con notoria
Solicitud pregonara
Lo que mi pecho atesora;
Pero esta mano es testigo,
Con lo cual verás gustosa
Si pago cuidados tuyos,
Si te quito tus congojas.

(Dale la mano don Sancho à Elvira.)

MARTIN.

Y yo ¿acaso soy fantasma? ¿No hay alguna motilona, Aunque haya estado en Galicia, Como no despunte en gorda?

Premiado saldrás, Martin, Dando á su famosa historia Fin *El Ollero de Ocaña*, Si nuestras faltas perdouan.

# COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# EL DIABLO ESTÁ EN CANTILLANA,

COMPUESTA

#### POR LUIS VELEZ DE GUEVARA.

### PERSONAS.

EL REY DON PEDRO. LOPE SOTELO. PERAFAN DE RIBERA, viejo. DON SANCHO. DON GARCÍA. DON ÁLVARO. RODRIGO, gracioso. CARRASCA, alcaldes.
ZALAMEA. alcaldes.
DOÑA MARÍA DE PADILLA.
DOÑA ESPERANZA.

DON JUAN DE RIBERA. LEONOR, criada. CRIADOS. ACOMPAÑAMIENTO.

## JORNADA PRIMERA.

Salen EL REY DON PEDRO, LOPE SOTELO, DON SANCHO, DON GAR-CIA y DON ÁLVARO, todos de noche.

Ninguno quede conmigo, Sino es don Lope Sotelo. (Vanse.)

Algo de nuevo recelo.

Lope?

LOPE.

¿Señor?

REY. ¿Sois mi amigo? LOPE.

Esclavo de vuestra alteza Apenas merezco ser.

REY.

Don Lope, yo he menester ...

LOPE,

¿Qué, Señor?

NEY. Vuestra cabeza.

¿Mi cabeza?

No osturbeis; Que en vuestros hombros la quiero, Porque desta suerte espero Que mejor me serviréis; Que mejor brazo y espada De Galicia no ha salido, Honrando contra el olvido Vuestra dulce patria amada, Y la cristiana cuchilla Contra el moro eternizando... Pero, esto aparte dejando, ¿ Cómo dejais á Sevilla?

Buena, Señor, y quejosa De que la favorezcais Mucho menos que estimais Su fabrica generosa. Y aquel rio, en quien mirando Su vistosa majestad, Es Narciso la ciudad ; Pues sin razon despreciando La maravilla africana Del alcázar que vivis, Los veranos os venis A pasar á Cantillana. Aunque os puede disculpar Esta casa de placer, Que llegan à enriquecer Guadalquivir y Viar, Esos caudalosos rios, En cuyo sitio dichoso Vuestro abuelo generoso Traslado el cielo los brios Del alarhe sevillano, Habiendo vencido va: Porque à propósito está Para pasar el verano. Pero, con todo, Sevilla Siente vuestra ausencia ansi.

Cómo estas noches, decí, Don Lope, está la Almenilla?

Llena de barcos y gente.

Bravas damas!

LOPE.
Muchas hay
Entre estopilla y cambray;
Mas, pobre del que esté ausente,

Con la mas firme mujer, Aunque su amor mas le importe.

REY.

Esa es ya plaga de corte.

Libreme Dios de querer Mujer ninguna que tenga El amor por granjeria.

Andar desnudo solia En tiempo de Bras y Menga, Mas ya le quieren vestido Y lleno de oro las damas; Perdonen las castas famas De Penélope y de Dido,

Han dado en tal desatino.

¿Y la niña sábia?

REY.

Está

En el Candilejo ya.

Algo vendréis del camino, Aunque es tan corto, cansado, Y es razon que descanseis, Pues vuestra posada veis. Donde bablando hemos llegado.

Volveré con vuestra alteza.

No teneis à qué volver; Que aquí es donde he menester, Don Lope, vuestra cabeza.

LOPE.
Pues vuestra alteza comience
A mandarme.

De vos flo Que me sirvais.

LOPE Qué albedrio, Qué imposible el Rey no vence? Porque es dueño soberano.

En esa palabra espero Que haréis como caballero.

LOPE. Esta espada y esta mano, Esta sangre y este pecho A vuestro servicio están.

Vuestro huésped Perafan Vuestro huesped Peraian, bon Lope, segun sospecho, Tiene una bija, y se flama boña Esperanza, tan bella, Tan cuerda y sábia doncella, Que es espejo de la fama. Sé que la teneis amor, Y que ella no os quiere mal, Y que, por seros igual En la sangre y el valor Pretendeis casar con ella. Esto ha de cesar aqui, Porque habeis de bacer por mi, Don Lope, mas que por ella. Y no solo esto ha de ser, Porque no me canse en vano, Que del cristal de su mano Un papel tengo de ver. En que admita mis deseos; Que los reyes es razon Que gocen la posesion De tan divinos empleos. De suerte que venga à hacer Toda la voluntad mia, Sin que de doña María, Ni el cielo, si puede ser, Venga á entenderse jamás; Que lo que à hacer os obligo Se suele por un amigo Ofrecer, y un rey es mas.

LOPE.

Señor, mire vuestra alteza...

REY.

No hay que replicarme ya, Y advertid que en esto os va No menos que la cabeza.

(Vase.)

¿Inventó la tiranía Mas riguroso tormento, Ni vió humano entendimiento Desdicha como la mía? Desdicha como la mia?
¿Que Dionisio atormentó
Con celos, mal de que muero,
Que à Neron, por ser mas fiero
Tormento, se le olvidó?
¡ Ah poder! ¿ Tanto has de ser,
Que llegues al albedrio,
Siendo imperio y señorio,
Que al cielo negó el poder?
Vive Dios, que aunque me dé
mil veces la muerte injusta,
Que no he de bacer lo que gusta Que no he de hacer lo que gusta, De mi honor contra la fe; Que mayor rey es amor, Y le debo mas decoro Mientras á Esperanza adoro ; Que la vida y el honor Son para ocasiones tales. Piérdase todo primero Que yo pierda el bien que espero De sus ojos celestiales. En un laberinto he entrado, Que no podré salir dél , Porque don Pedro es cruel , Mozo, rey y enamorado, Y yo su vasallo soy. ¡Ah Rey! Pero con la ley

Del amor, no hay rey, no hay rey; Si hay rey, si hay rey. ¡Loco estoy!

Sale RODRIGO, de camino.

RODRIGO. (Cantando.) Ay! que desde Vienes A Cantillana Hay una legüecita De tierra llana. Cantando y medio dormido, He llegado á la posada Con bota y sin camarada; Notable milagro ha sido. Notable milagro ha sido.; Qué bien debió de picar.
Despues que en aquella venta
Me dejó haciendo la cuenta,
Pues no le pude alcanzar,
Don Lope! Yo apostaré
Que descansa, porque agora
Todos duermen en Zamora, Sino es quien camina á pié. ¿Qué hará á estas horas Leonor, Mientras vela mi cuidado?— ¿ Quién va? (Va à entrar, y encuentra à don Lope.)

LOPE.

Un hombre desdichado. RODRIGO.

Es don Lope, mi señor? Mosea de celos tenemos, Respingo habrá temerario.

LOPE.

Quien tiene un rey por contrario Hará mayores extremos.

RODRIGO.

Un rey? Guarda fuera, y mas Esta buena pieza.

LOPE.

Aqui Estoy, Rodrigo, sin mi-Adios, adios.

RODRIGO. ¿Dónde vas?

LOPE. No sé, por Dios, donde voy. Ah Rey! Pero con la ley Del amor, no hay rey, no hay rey; Si hay rey, si hay rey.; Loco estoy! (Vase.)

RODRIGO. Oh enamorado don Lope! Cual no se ha visto jamás, Loco y temerario vas Tras tu euidado al galope; De doña Esperanza son Celos, que es discreta y bella, Y querra por dicha hacella El Rey dona Posesion. En la posada se ha entrado Por un postigo que halló Abierto, si no bajó, Pienso, à abrirle algun criado. V si no me engaño, a fe, Mi Leonor sale.

Sale LEONOR.

LEONOR. Oh lacayo De mi vida! Como un rayo, Oyendo tu voz, bajé. A don Lope, tu señor. Encontre cuando bajaba, Pero no se qué llevaba, Que no me habló.

RODRIGO. Està, Leonor, Con no sé qué achaque nuevo, Que en Cantillana le ha dado, Que le tiene-con cuidado.

LEONO .

¿Toca en celos?

RODRIGO. No me atrevo Que en eso hablemos, si á tanto Ha llegado su rigor; Que de secreto, Leonor, Me precio.

LEONOR.

Pues entre tanto Dame esos brazos , Rodrigo. HODRIGO.

Leonor mia, aqui los tienes.

LEONOR. ¿Cômo de Sevilla vienes?

RODRIGO.

Celoso, Dios me es testigo.

LEONOR.

Igual me tienes tú à mí El tiempo que te has tardado.

RODRIGO.

Vive Dios, que no he mirado Un manto, pensando en ti, Y que hemos sido cartujos Yo y don Lope, mi señor. Dame tú cuenta, Leonor (Si no es meterme en dibujos), Be lo que por acá pasa.
¿Hay por los ninfos del Rey,
Siendo los dos mula y buey,
Portal de Belen mi casa? Mirate algun lindo tierno? ¿Da en hablarte muy despacio Algun tonto de palacio Por el estilo moderno? Desvanécete algun paje De excelencia o señoria? ¿Llévate la cortesia Los ojos tras el buen traje? . Hace de noche terrero Algun barbado tiplon? Hay cintica? Hay favoron De cabellito en sombrero Hate algun bravo pedido Celos de mi, á lo cruel, Y en pepitoria ó pastel Mis narices te ha ofrecido? Que aunque hayas muerto en agraz Mis favores de este modo, Yo te absolveré de todo; Que soy celoso de paz. Lloras?

LEONOR. No quieres que llore, Viéndome tan mal pagada?

RODRIGO. Pasada por agua, amada Leonor, querrás que te adore, Siendo de mi corazon Idolo huevo no mas, Porque esas perlas que estás Vertiendo, del alba son, Y han de hacerle falta agora, Que à llamar al sol comienza, Colorada de vergüenza, De ver que eres tu su aurora.

LEONOR. Entra, que es tarde, y te espera La cama mullida ya.

RODRIGO.

¿Y cenar?

LEONOR.

No faltara; Que aqui está tu despensera. Mira que tiene un mal nombre Desde Júdas.

LEONOR. Yo confieso Que tienes razon , mas eso Es porque Júdas fué hombre.

RODRIGO.

Si mujer hubiera sido,
Yo sé de su desenfado
Que ni se hubiera ahorcado
Ni se hubiera arrepentido.
Eo esto no hay poner dudas,
Ni querellas ofender,
Aunque eo besar y vender
Cualquiera mujer es Júdas.

De parte de todas mientes.

Qué azucarado mentís! A ámbar huele y sabe á anís Cuanto pasa por tus dientes.

Entrate, loco, á acostar; Que está la casa dormida.

Vamos, Leonor de mi vida.

Vén, Rodrigo de Vivar. (Vanse.)

#### Salen DOÑA MARÍA DE PADILLA Y DON ÁLVARO.

Doña María. A quién llevó el Rey, decí, Don Alvaro, en compañía? Don Alvaro.

A don Sancho, à don Garcia, A don Gutierre y à mi Y à don Tibalte; imagino Que en Cantillana encontrò A don Lope, que llegó Esta noche de camino.

Pues ¿cómo le habeis dejado?

Quisose quedar con él A solas.

Quizá por él
Nuevas cosas se han trazado,
Y fué á Sevilla á ese efeto,
Y con respuesta ha venido,
Por haberle parecido
Al Rey hombre mas secreto.

Don Lope es cuerdo, y sabrá fluir de dar, como es justo, A vuestra alteza disgusto.

Don Álvaro, claro está Que yo me burlo.—¡Quién es? DON ÁLVARO.

Su privado don García.

Sale DON GARCIA.

DOÑA MARÍA.

Yel Rey?

DON GARCÍA.
El Rey ya venia.
DOÑA MARÍA.
¿Dônde le dejaste , pues?

DD. C. DE L.-n.

DON GARCÍA.

Con don Lope se quedó ; Que quiso con él hablar.

DOÑA MARÍA.

Que trojo, imagino yo, Negocios de estado y guerra De importancia, que tratar Con el Rey.

DOÑA MARÍA.

No hay que dudar,
Esto algun secreto encierra;
Que no puede menos ser
Privanza tan repentina.

Don Lope es persona dina De alcanzar y mercer Cualquier favor de su alteza, Por su ingenio y su valor.

DOÑA MARÍA. ¿Digo yo menos, Señor? ¿Qué me quebrais la cabeza?

DON GARCÍA.

Vuestra alteza me perdone,
Que enojarla no pensé;
Que esto en don Lope se ve,
Cuando yo no lo pregone;
Que mas bienquisto criado
No tiene en su casa el Rey,
Y esto es cumplir con la ley
De amigo.

DOÑA MARÍA.

Ya estáis cansado.

DON GARCÍA.

Vuestro humilde esclavo soy.

Basta.

DON ALVARO. (Ap.)
No puede llevar
Ver à don Lope alabar.

DON GARCÍA.

El Rey viene.

DOÑA MARÍA. Y yo me voy.

DONA MARIA.

Al irse doña María, sale EL REY, y detiénela.

REY.

¿Qué es esto, señora mia? ¿Porque yo vengo os vais vos? No huyais de mí; que, por Dios, Que es faltar el sol al dia Faltando vuestra belleza. Detenéos, no os escondais; Que no es bien que os encubrais Cuando à amanecer empieza; Mirad que ocaso me haceis.

DOÑA MARÍA. Licencia me habeis de dar; Que quiero daros lugar Para que à don Espe hableis. (Vasc.)

REY.

Celos son. Gulpa he tenido
En no avisar los criados;
Pero, ciego en sus cuidados,
Qué amante fué prevenido?

Divertir es menester
Agora á doña Maria,
Porque, celosa, podia
Venirlo todo á entender;
Y su ciega condición,
Celosa en extremo, temo,
Porque la quiero en extremo;
Que, aunque con loca alición
A Esperanza solicito,

Suya es el alma en rigor,
Porque una cosa es amor,
Y otra cosa es apetito;
Y la amorosa porfia
En los dos es desigual,
Que Esperanza es temporal,
Y eterna doña María.
Mayor gusto solicito
De sus celosos desvelos;
Que entrarse à dormir con celos
Es comer con apetito. (Vase.)

Sale PERAFAN DE RIBERA, viejo, v DON LOPE.

PERAFAN.

Seais, señor don Lope, bien venido, Que debisteis llegar poco causado, Pues menos que soleis babeis dormido. ¿Cómo venis?

LOPE.

Con no sé qué cuidado, Que á los hombres no faltan cada dia, Que me tiene confuso y desvelado.

PERAFAN

Si es falta de dinero, no querria Que anduvieseis tan poco cortesano, Que no os sirvieseis de la hacienda mía; Que, á fe de caballero y cortesano, Y amigo vuestro, en fin, y por la vida

De Esperanza y de don Juan, su herma-Que de Granada vuelva à la medida Que piden mis deseos, que no hay cosa Que yo os pueda negar, de vos pedida. No es lisonja, por Dios, sino forzosa Obligacion, que debe à la nobleza La sangre de mi pecho generosa.

LOPE.

Estimo, como debo, la largueza De vuestro noble y generoso pecho, Mas no es falta de hacienda mi tristeza;

Que ya estoy de quien sois tan satisfe-Que, á ser de esa ocasion, hoy excusara Las ofertas, Señor, que me habeis he-En ocasion mas superior repara. [cho.

PERAFAN. [tra, Amor debe de ser; que en la edad vues-Naturaleza misma lo declara. [tra, Que hasta en los brutos es comun maes-Yenseña à amar las fieras y las plantas, Como con la experiencia nos lomuestra. Sois mozo, sois galan, y teneis tantas Partes, que mereceis rendir con ellas Hasta las luces de los cielos santas. Serviréis dama de palacio; estrellas Del imperio, inmortal à los zafiros, Emulacion de imágenes mas bellas; Adonde son aromas los suspiros, Holocausto las lagrimas, y donde Con sola voluntad podré serviros;

Que aunque el caso à mi edad no corres-Os iré à hacer espaldas al terrero; Que à ningun trance la vejez me esconde. Yo volveré à ceñir el limpio acero, Que ociosamente vive, descuidado De aquella fama que ganó primero. Bien me podeis fiar, don Lope, el lado;

Que yo os prometo dar tan buena cuen-Que volvais con mis años disculpado.

LOPE.

Bien en vuestro valor me representa La sangre que teneis mayores brios, Y el favor que me haccis tomo ami cuen-¿ Cómo estáis de salud? [ta. PERAFAN.

Como los rios, Que dan tributo al mar, camino agora, Con los achaques ordinarios mios; Pero para serviros.

LOPE. Mi señora Doña Esperanza ¿cómo está? PERAFAN.

Dormida, Pero siempre muy vuestra servidora.

Déle el cielo salud y larga vida, Y tenga aquel empleo que merece Su virtud y nobleza conocida.

PERAFAN.

Pero que sale á veros me parece; Que la ha obligado á madrugar elgusto Que el alborozo con razon la ofrece De la venida vuestra.

LOPE.

Y es muy justo, Si paga como debe mi deseo.

PERAFAN.

De los extremos de Esperanza gusto, Que en acudir á vuestras cosas veo. Pluguieraá Dios se hiciera el hospedaje, Pero vos vais tras mas dichoso empleo; Y aqui es razon que este discurso ataje.

#### Sale DOÑA ESPERANZA.

DOÑA ESPERANZA.
Vos seais tan bien llegado,
Señor don Lope, á esta casa,
Como de limite pasa
El haberos deseado.
¿Cómo venis?

LOPE.
¿Cómo puedo
Venir con ese favor,
Que á vuestro raro valor

Que à vuestro raro valor Obligado siempre quedo ? Ya se que salud teneis.

DOÑA ESPERANZA.

Con ella os pienso servir, Y no quiero recebir Esta merced que me haceis, En pié, que es justo de espacio Que los huéspedes gocemos De vos, y no que dejemos Que siempre os goce el palacio. Alcance un poco la villa, Señor don Lope, de vos.

LOPE. Soy vuestro esclavo, por Dios. (Siéntanse.)

DOÑA ESPERANZA.

¿ Cómo os fué, pues, en Sevilla? Que á gusto hayais negociado Deseo, como es razon.

Cumpli con la obligacion
De caballero y soldado;
Y tuve tan buen suceso,
Que me he tardado seis dias,
Y pudieran las porfías
Llegar a mayor exceso;
Porque era materia odiosa
De puertos y de lugares,
Y en cosas particulares
Suele ser dificultosa.

boña ESPERANZA. ¿Habeis visto muchas damas? Que las sevillanas son Bizarras. LOPE.

Y con razon,
De las amorosas llamas
Esferas pudieran ser,
Por la limpieza y el brio;
Pero el pensamiento mio
No está para echar de ver
Beldad ninguna, ocupado
En mas divina porfia.

poña ESPERANZA. ¿ Qué amorosa hipocresía! Qué fineza y qué cuidado!

LOPE.

Pésame que me tengais Por falso.

DOÑA ESPERANZA.

Los hombres son De una misma condicion.

LOPE.

Mal lo entendeis, si juzgais A todos de una manera.

DOÑA ESPERANZA. ¿Quién ausente firme ha sido?

LOPE.

Quien con sirmeza ha querido.

Ya no hay quien tan firme quiera.

LOPE.

Confieso que eso es verdad, Porque no tiene segundo Mi firme amor en el mundo.

DOÑA ESPERANZA. Que haya segundo dejad, Pues es tan grande, señor Don Lope, el mundo.

PERAFAN.

d'un quieres
Defender á las mujeres,
Que no sabes qué es amor?
Para quien lo entiende deja,
Esperancica, estas cosas,
Que en materias amorosas
Yerra el que mas aconseja;
Que amor es filosofia
De celos, temor y ausencia,
Que ha menester experiencia.

DOÑA ESP RANZA. (Ap.) Y ¿qué mayor que la mia?

PERAPAN.

Aunque esto, que es natural
A la mas ruda mujer,
Se enseña sin aprender,
Y mas si les está mal;
Que por eso como fieras
Son de los hombres tratadas,
En tenerlas encerradas,
Cubiertas de vidrieras,
De rejas y celosias;
Y dijo, á mi parecer,
Muy bien cierto bachiller,
De aquestas filosofias,
Que esto del amor, que á pocos
Tener con gusto consiente
Jamás, era solamente
Para muchachos y locos.
Perdone el señor don Lope,
Si ha parecido osadía;
Que en tan larga cofradía
No hay cuerdo que no se tope;
Que tambien acá hemos sido
De los muchachos y locos;
Que se han escapado pocos
Desta guerra con sentido.
Pero, esto aparte dejando,
¿ Cómo está Sevilla?

LOPE.

Y de mil grandezas llena.

DOÑA ESPERANZA.
Siempre vivo deseando
Ver su grandeza romana,
Porque desde que nací,
Jamás del muro sali,
Don Lope, de Cantillana;
De que contra el tiempo ingrato
Tanto cuentan, que quisiera
De su fábrica y ribera
Tener siquiera un retrato.

LOPE. Si os satisfaceis agora Con el de un tosco pincel, Que es mi relacion, con él Podré serviros, Señora.

DOÑA ESPERANZA. Haréisme merced notable.

PERAFAN.

Y á todos.

Pues atencion, Y escuchad la relacion De su fábrica admirable.

Mirad que si me durmiere, Que me habeis de perdonar.

LOPE

(Ap. No sé cómo puedo hablar.) Haced lo que gusto os diere; Que de cualquiera manera Recibo merced de vos. (Ap. Reventando estoy, por Dios.)

PERAFAN.

Mirad que Esperanza espera.

DOÑA ESPERANZA.

Y de suerte, que imagino
Que la he de tener presente.

LOPE.

Escuchadme atentamente; Que serviros determino. Hércules, hijo de Alceo (A quien las claras hazañas De tantos Hércules quieren Que le atribuya la fama), Viniendo con las columnas (Que por Non plus ultra estaban Donde se acaba la tierra comienza el mar de España) A las riberas del rio Guadalquivir (africana Guadalquivir (africana Diccion, que quiere decir Qui-viri grande, y rio Guadal), Que llamaron los antiguos Bétis, Bética llamada, Por él, toda la provincia, Desde el rio Guadiana, Que hoy se llama Andalucia, Corrompido de Vandalia, Nombre antiguo, porque fué Nombre antiguo, porque fué De Vándalos habitada; Viendo su apacible sitio, Y agradecido á las aguas Del padre de tantos rios, Que al mar mayor feudo pagan A Sevilla edificó, Cuya fábrica gallarda, Por Hispalo, un hijo suyo, Hispalis fué dél llamada. Coronola Julio César Coronoia Juno Gesar Despues de fuertes murallas, Por reina de las ciudades Y por colonia romaña; Aunque, segun Estrabon, Fué antes que Roma fundada Cien lustros, que, á nuestra cuenta, De quinientos años pasan. En varios tiempos despues En varios tiempos despues
La ilustraron gentes varias,
Godos, vándalos, suevos,
Hunnos, citas, garamantas,
Hasta que vino à poder,
Por Rodrigo y por la Caba,
Con la tragedia española,
De la nacion africana.
Poco à poco corrompieron
Naciones y gentes varias
De Hispalis el nombre antiguo,
Y del tiempo las mudanzas Y del tiempo las mudanzas. Hispilia á llamarse vino, Y luego los del Arabia La llamaron Isvilia, Y en la lengua castellana Sevilla, creciendo siempre Sus grandezas con su fama; Y llamando á su conquista El brazo y la invicta espada Del santo rey don Fernando (El mayor héroe y monarca Que tuvo jamás la Europa), Debajo su invicta planta Puso sus soberbios muros, Con Garci Perez de Vargas. Desde entonces de los reyes De Castilla es corte, á causa De ser la ciudad mas noble, Mas rica, insigne y bizarra; Tan populosa, que, haciendo Montes de soberbias casas, Impedir quiso que el Bétis Tributase al mar de España; Y él, rompiendo por enmedio, Parece que agora aparta De la una parte á Sevilla, De la otra parte á Triana; Cuyos edificios bellos Se presentan la batalla, Y a no estar en medio el rio, Pienso que escaramuzaran; Mas para hablarse en las treguas Hay una puente de tablas, Sobre trèce barcos puesta,
Y à cadenas amarrada,
Por donde se comunican
A esta Babilônia tantas
Mercaderias, que al peso
De los cielos no descansa;
La orilla arriba del rio
Està la Cartuja santa,
Que, con preciarse de mudos,
Vive à la lengua del agua;
Tan suntuoso edificio,
Que mientras sus monjes callan,
Hablan las piedras por ellos
Con las lenguas de su fama;
Desde la torre del Oro, Sobre trece barcos puesta, Desde la torre del Oro, Por insigne celebrada, A quien sirve el sordo Bétis De limpio espejo de plata, Hasta esta famosa puente, Por al rio se tracidan Por el río se trasladan Dos selvas de árboles secos, Donde las hojas son jarcias, Desde donde el año todo Compiten con otras tantas,
Que al zafiro de los cielos
Son dos cielos de esmeraldas;
Aunque dentro de sus muros
La primavera se balla
Tan bien, que ha jurado ser
De Sevilla ciudadana; Entre cuyos edificios Al blanco enero acompañan Abril, vestido de verde, Y el sol, bordado de nácar. Veinte y tres mil casas tiene, Y es del agua la abundancia Tan grande, que pienso que hay

Tantas fuentes como casas; Tan hidrópica es su sed, O su vecindad es tanta, Que un rio entero se bebe, Sin que al mar le alcance nada; Que es el dulce Guadaira, Que el muro á Sevilla asalta, Por los caños de Carmona, Con cristalinas escalas, Conas aguas, porque nunca A pagar tributo salgan Al mar, dentro de sus muros Las hace Sevilla hidalgas. Su iglesia mayor, que fué Mezquita alarbe y musaica, Labor en fábrica ilustre, A la de Efeso aventaja, Cuya gran torre parece, Por artificiosa y alta, O pasadizo del cielo, O que es del sol atalaya Cuando pintar quiso Ovidio Del sol la luciente casa, Con columnas de Epiropos Pintó su famoso alcàzar En cuyos estanques frios, Desde la noche hasta el alba, Se aconsejan las estrellas Y se enamoran las plantas, Y se enamoran has plantas, Y donde cisnes y peces, Cambiando plumas y escamas, Hacen con flores y murtas Tornasoles de las aguas; Sin mil edificios bellos. Que son gigantes sin alma, Que, á competencia del cielo, Sobre el viento se levantan. Tiene Sevilla en efeto Trece puertas, once plazas, Mil calles, docientos templos, Que à la antigüedad espantan; Es fértil, alegre y rica, Insigne en letras y en armas, Y no ha menester la corte Para ser del mundo patria; por remate de todo, En la perdicion de España Dió nobleza á las Asturias, A Galicia y á Vizcaya, Un san Isidro á Leon, Una imágen soberana A Guadalupe, al martirio Dos valerosas hermanas, Que fueron Justa y Rufina, à las arrianas armas Un principe Hermenegildo, Columna de la fe santa,

(Duérmese el viejo.)
Y un Laureano, que, haciendo
Sus manos fuente de plata,
Llevó su misma cabeza
A la tirana venganza;
El mejor emperador
A Roma, y envidia à Mántua,
Un Silio Itálico, Homero
Español con justa causa.
Todo le sobra à Sevilla,
Que es la maravilla octava;
Mas, faltando tu belleza,
Todo à Sevilla le falta.

DOÑA ESPERANZA. De mi padre al sueño puedo Agradecer esa extraña Lisonja.

Pluguiera al cielo

Pluguiera al cielo Fuera lisonja, Esperanza, Que no biciera...

> DOÑA ESPERANZA. No prosigas.

LOPE.
Eso mismo el Rey me manda.
DOÑA ESPERANZA.
¿Qué es lo que dices?
LOPE.

No sé.

DOÑA ESPERANZA.

LOPE.
Estoy sin alma.
DOÑA ESPERANZA.
Mi bien, ¿qué te ha sucedido?
LOPE.

Quererte el Rey, Esperanza.
DOÑA ESPERANZA.

¿El Rey?

Y me manda al fin

Que desde hoy te deje.
DOÑA ESPERANZA.

Aguarda; Pues ¿sabe el Rey que te quiero? LOPE.

Nunca un malicioso falta, Lince de los pensamientos, Que penetra cuánto pasa. Tú has dado sin duda al Rey, En esta ausencia, Esperanza, Ocasion para tenerla, Que eres mujer, y eso basta; Mal haya quien de mujer Confia prendas tan altas Como el gusto y el honor Y la voluntad, mal haya.

DOÑA ESPERANZA.
Basta, don Lope; no intentes,
Por disculpa à tus mudanzas,
A costa de ofensas mias;
Que por puerta ni ventana
No he dado ocasion al Rey,
Ni al mismo sol que intentara
Darte celos, por mi honor,
Por mi sangre y la palabra
Que tienes de que he de ser
Tu esposa, que esta hastara.
Miente el Rey si te lo ha dicho,
El mundo y todos se engañan.

LOPE.
No puede mentir el Rey;
Perdona, Esperanza amada,
Que él me ha dicho que te ha visto,
Mas la parte no declara;
Bien puede ser de la tuya
Que no le hayas dado causa
Para intentar tus favores.
El en efeto me manda
Que te deje de querer,
Siendo imposible, Esperanza,
Y no solo que te deje,
Sino que contigo haga
Que le quieras, y me obliga,
Con notables amenazas
Del honor y de la vida,
Que de tu mano le traiga
Un papel, para que sirva
De testigo à mis palabras.
Con esta merced anoche
Me recibió, cuando al alba
Pude con l'agrimas tristes,
Si no imitar, apiadarla;
Lo que faltó de allí al dia,
Con mis celos, con mis ansias,
La cama y el pecho mio,
Hice campo de batalla.

DOÑA ESPERANZA. ¿ Qué importa que quiera el Rey, Si no es dueño de las almas? LUIS VELEZ DE GUEVARA.

LOPE. Ay, mi Esperanza perdida! DOÑA ESPERANZA. Mi padre despierta; aparta. PERAFAN. (Despierta.) Dormime, y cumpli, por Dios, Lindamente mi palabra; ¿En qué va mi relacion?

En este punto se acaba.

#### Sale RODRIGO

RODRIGO. Dame tus manos.

DONA ESPERANZA. Rodrigo,

RODRIGO.

Seas bien venido.

Estaba Por besarte los chapines Mil veces, honra de España, A ser casta cortesia.

PERAFAN. Xa, Rodrigo, no nos hablas? RODRIGO.

Hablar y servir por cierto; Dame tus manos.

> PERAFAN. Levanta;

¿Cómo dejas á Sevilla ? RODRIGO.

Como siempre, buena y brava ; Dime un filo en el corral De los Olmos, y una mandria
Tuvo no sé que conmigo
Sobre si pasa ó no pasa;
Lleyó una mojada a cuenta,
Siguióme la gurullada,
No pude tomar iglesia
Ni embajador, y en las ancas
De la mula de un dotor
Me escanécon linda derecia Me escapé con linda gracia.

PERAFAN. En las ancas de la mula De un dotor ?

RODRIGO. Pues dime, ¿ hay casa Pues dime, ¿ hay De embajador, hay iglesia, Hay torre, hay tierra del Papa, De mayores preeminencias? Pues hay médico que acaba De matar cuarenta enfermos, Y no hay quien le pida nada, En poniendose en la silla. Pues lo mismo es en las ancas; Que el platicante mas zurdo, En asiendo la gualdrapa, Aunque mate, es como asirse De una iglesia á las aldabas.

Hay aqueste privilegio En las mulas dotoradas Desde el portal de Belen. PERAFAN. Notable humor!

## Sale LEONOR.

Gran privanza! PERAFAN.

¿Qué es eso, Leonor?

LEONOR.

El Rey Se apea de un coche en casa, Y dicen que viene à ver Al señor don Lope.

PERAFAN.

Merced y raro favor!

Ya empiezan mis celos. voces. (Dentro.)

¡Plaza!

Sale EL REY, con ACOMPAÑAMIENTO.

REY.

Por decirme que indispnesto Os sentis, y que en la cama Estabais, don Lope, quise Veniros à ver.

Las plantas Reales de vuestra alteza Mil veces beso.

REV.

En el alma Estimo el hallaros bueno.

PERAFAN.

En honrar, Señor, posada Tan corta, imitais a Dios, Siendo esta-

(Ap. ¡Belleza rara!) Vuestra casa, Perafan, Puede pasar por alcazar; Levantad. ¿Es hija vuestra? PERAFAN.

Si, Señor, y vuestra esclava.

No teneis hijo?

PERAFAN. En la guerra de Granada Sirviendo está à vuestra alteza, Imitando á las hazañas De sus pasados; bien supo Vuestro padre (que Dios haya), En lo de las Algeciras, Si fué cobarde mi espada.

REY.

Ya, Perafan de Ribera, Sé quién sois; doña Esperanza Estuviera (¡gran belleza!) Mejor en palacio.

LOPE, (Ap.)

El alma Se me sale á cada vuelta Del Rey y à cada palabra.

PERAFAN. Vuestra alteza me perdone; Que soy solo, y en mi casa No hay quien mire por mi hacienda, Sino Esperancica.

REY. Basta.

PERAFAN.

Juan está ahí, en quien podeis Hacer merced á esta casa, Pues por sangre y por servicios...

REY.

No está la paga olvidada. (Ap. ; Qué honestidad! qué hermosura! Apenas los ojos alza; Vive Dios, que me ha causado Miedo y respeto.)

LOPE. (Ap.)

¡ Qué extraña Ocasion de celos, cielos!

REY. (Ap. A su fama se adelanta De su retrato tambien.) Adios, Perafan.

Hoy trata Mi muerte, Esperanza, el Rey. DOÑA ESPERANZA. Ten de quien soy confianza, Y no receles.

> LOPE. Advierte ...

BEY.

No venis?

LOPE

Si, Señor. (Vansetodos, menos Leonor y Rodrigo.)

LEONOR.

No me hablas?

RODRIGO.

Yo me acordaré de vos, Leonor.

LEONOR.

Qué extraña mudanza! nobrigo.

Voy muy grave con el Rey. Y pienso que por tu ama, Desde esta noche ha de andar El Diablo en Cantillana.

## JORNADA SEGUNDA.

## Salen DOÑA ESPERANZA Y LOPE.

Esto me importa la vida; Al Rey tienes de escribir. DOÑA ESPERANZA.

Es obligarme á morir.

LOPE.

Tu fe tengo conocida, Y lo que te pido sé Que tiene dificultad Para con tu voluntad, Que tan firme siempre fué; Pero en aquesta ocasion Haz cuenta, Esperanza mia, Que excusas mi muerte.

DOÑA ESPERANZA. El dia

Que mayor obligacion Me has de deber, ha de ser Este.

LOPE.

No tiene lugar La vida para pagar Las que te llego á deber ; Que el Rey está enamorado, y no hay burlarse con él , Que es resuelto y es cruel, Y esta palabra le he dado. Tú, como cuerda, sabrás Con su amoroso desvelo Contemporizar; que el cielo, Que no ha negado jamás Remedio á toda desdicha, Contra este mónstruo importuno Vendrà à descubrir alguno Entre tanto en nuestra dicha, Con que tenga nuestro amor El dulce fin que desea.

## EL DIABLO ESTÁ EN CANTILLANA

DOÑA ESPERANZA. Alto, como gustas sea; Pero ano fuera mejor Escribir de ajena mano, Porque mi letra à la suya No llegue?

LOPE Ha visto la tuya, Y serà intentarlo en vano. DOÑA ESPERANZA.

¿Cómo?

LOPE

Obligóme á mostrarle, Como este engaño penetra, En una carta tu letra, Y aunque quisiera engañarle, Ni tuve lugar ni pude; Al fin, la ha visto, Esperanza; Que el poder de un Rey alcanza Los pensamientos que mide; Los suyos del tiempo espero, Y de tu ingenio divino.

DOÑA ESPERANZA. Darte gusto determino.

LOPE.

Aquí pienso que hay tintero, Pluma y papel.

(Llegan recado de escribir.) DOÑA ESPERANZA.

No pudieras Pedirme, don Lope, cosa De hacer mas dificultosa.

Escribe, mi bien, ¿qué esperas? Mira que me aguarda el Rey. DOÑA ESPERANZA.

Ya tomo la pluma, y voy A escribir, y en mi no estoy, Porque voy contra la ley De nuestro amor.

LOPE. Es verdad. DOÑA ESPERANZA

No dan, despues de los celos, Mayor infierno los cielos Que escribir sin voluntad.

LOPE.

Vaya, pues esto ha de ser; Di arriba : « Señor. »

DOÑA ESPERANZA.

"Señor." (Escribe.) LOPE.

«Vuestro grande amor.» DOÑA ESPERANZA.

#Amor.»

LOPE. » Don Lope me dió à entender, » DOÑA ESPERANZA.

«A entender.»

LOPE. «Y agradecida.» DONA ESPERANZA.

«Agradecida,»

LOPE: «Pagario intentar pudiera.» DOÑA ESPERANZA.

«Pudiera.»

LOPE. «Si le estuviera.» DONA ESPERANZA

«Estnviera.»

Pon lo demás, por tu vida;

Que yo estoy perdiendo el seso. Esto mas te deba yo.

DOÑA ESPERANZA.

Harélo que gustas. LOPE.

Más nuevo y raro suceso La tierra, desde que amor Tantas historias admira? Escribe, mi bien, y mira Que entretengas, sin rigor De desden ni desengaño, Con las razones al Rey; Hay mas rigurosa ley Que esté mi vida en mi daño? DONA ESPERANZA

Ya acabé; ¿ quiéresle ver?

LOPE.

Ciérralo; que si está lleno Ese vaso de veneno, Sin verle le he de beber.

DOÑA ESPERANZA. Ha de ir con cubierta?

LOPE.

Que es para el Rey, y el primero.

DOÑA ESPERANZA. Segundo escribir no espero.

LOPE.

Séllale tambien; que ahí, Esperanza, el sello está, Y pluguiera á Dios que fuera De suerte, que no le hubiera.

DOÑA ESPERANZA.

Yo he hecho, don Lope, ya Tu gusto.

LOPE.

Nunca fué nuevo En ti, mi bien.

DOÑA ESPERANZA. Toma. (Dale el papel.)

Adios.

DOÑA ESPERANZA. Adios.

(Vase.)

LOPE. Ay papel! en vos Mi vida y mi muerte llevo.

Sale EL REY DON PEDRO, DON GARCÍA, DON ÁLVARO y CRIADOS.

Confusa imaginación, Que los sentidos despiertas, Para la guerra del alma Hagamos un poco treguas; Divirtámonos un poco; Que no es razon que sin ellas De una vez se pierda todo, Que es muy de casa la guerra; Rey soy, y tengo poder, Cuando el mundo lo impidiera, Para gozar de Esperanza; Tratemos de otra materia ¿ Qué hay de nuevo en Cantillana?

DON GARCÍA. Hay una cosa bien nueva, Que trae, Señor, el lugar Sin seso.

REY. ¿De qué manera? DON GARGIA.

Dicen que de pocas noches Aca, que a las doce y media, Mucha gente de la villa, Como tan tarde se acuestan, Por ser verano, ha encontrado, Arrastrando una cadena Y dando tristes gemidos, Una fantasma tan fiera. Que à la casa de la villa Mas alta con la cabeza Iguala y aun sobrepuja, por esta causa mesma Hay mil enfermos de espanto.

Siempre tuve por quimera, Don Garcia, estas fantasmas.

DON ALVARO.

Bien puede ser que lo sea.

REY.

Estas suelen siempre ser Fábulas de las aldeas; Que es la ignorancia inventora, Y amiga de cosas nuevas; Acuérdome que decia, Hablando en esta materia, Un hombre de muy buen gusto Y no menos experiencia, Oue fres cosas en su vida No sapo jamas lo que eran Ni dio crédito, que son, Leguas, duendes y doncellas.

DON ALVARO. Esto dicen muchos, y hay Criados de vuestra alteza Que tambien la ban encontrado.

BEY.

Mentirán, por vida vuestra.

DON GARCÍA.

Don Lope me contó anoche Que ha escuchado las cadenas Y los gemidos, saliendo De palacio.

REY.

Si él lo cuenta, Verdad debe de decir. DON GARCÍA. Y él de si mismo confiesa

Que no se atrevió à esperarla. REY.

Pues en don Lope no es mengua De valor, pues de su espada Sabemos tantas proezas. DON ALVARO.

Don Lope viene, Señor.

Venga muy enhorabuena.

Sale LOPE.

Qué nuevas tenemos, Lope ? LOPE

¿Qué nuevas, Señor? Muy buenas,

Hay papel?

LOPE.

Y a vuestro gusto.

REY.

Que albricias no me pidieras? Porque te diera à Sevilla.

LOPE.

Basta tu gusto por ellas.

Idos, y dejadnos solos,

DON ALVARO.

En entrando con su alteza Don Lope, todos sobramos.

DON GARCÍA. ¿ Qué se puede hacer? Paciencia. (Vanse todos, menos el Rey y Lope.)

LOPE.

Toma, Señor, el papel. REY.

(Dåsele.)

Mil veces, don Lope, deja Que le bese y que le adore.

LOPE. (Ap.)

Y à mi que de celos muera.

REY.

(Lee.) «Señor, vuestro grande amor...» Pues dando crédito empieza A mi amor, de pagar son Las muestras mas verdaderas. (Lee.) « Don Lope me dió á entender ... »

LOPE. (Ap.) No iguala nada á mi pena.

(Lee.) «Vagradecida...»

LOPE.

Estov loco.

REY.

(Lec.) «Pagarle intentar pudiera, Si le estuviera à mi honor, » A mi sangre, á mi nobleza »A mi sangre, a mi nonieza
»Tan hien, como ser esposa
»De don Lope, que este os lleva;
»Yo le adoro, y ha de ser
»Solo él mi dueño en la tierra,
»A pesar del mundo todo;
»No se canse vuestra alleza.— » Doña Esperanza, mujer » De don Lope.»

(Vuelve à mirar à Lope.)

El Rey se altera,

Y me ha mirado enojado, Si no me engaño.

Tal atrevimiento un hombre, Un vasallo, que en mi ofensa Cosa intente semejante, Y con esta desvergüenza Traiga á mi mano un papel, Con mas que puntos y letras, Soberbias y desengaños?

LOPE.

¿Qué confusion es aquesta? ¿Qué ha escrito Esperanza alli, Que aqui me tiene sin ella?

(Vase el Rey à Lope, empuñada la espada.)

Parece que el Rey se viene A mi con la mano puesta En la espada.

Vive Dios, Que estoy, villano ...

LOPE.

Detenga Vuestra alteza su furor Mire, escuche, espere, advierta Que yo, que nunca...

Traidor!

LOPE. Repórtese vuestra alteza, Y trateme bien, que soy...

REY.

¿ Quién sois ?

LOPE. Una hechura vuestra.

REY.

Yo os volveré al primer nada.

#### Sale DOÑA MARÍA.

DOÑA MARÍA. Señor, ¿ qué voces son estas? Vos con don Lope enojado? Parece imposible.

LOPE. (Ap.)

Apenas Tengo sangre en que la vida Estribe; ¡ah causa secreta! ¡Que en los reyes pueda tanto! DOÑA MARÍA.

Colérico estáis.

Es fuerza, Por lo que debo á un suceso Que despues sabréis.

LOPE. (Ap.)

Cabeza. Temblando estáis en los hombros; Veneno mezcló en las letras Esperanza para el Rey, Porque yo à sus manos muera.

REY.

: Don Lope ?

LOPE. ¿Señor?

Luego la mano á su alteza; Y prevenid la partida Que importa vuestra presencia A mi hermano don Enrique En aquesta justa empres Que intenta contra Archidona; Y en ocasiones como estas, A vuestro valor la paz Le está mal, habiendo guerra.

D NA MARÍA, El Rey como es justo os honra; Que allá la persona vuestra Le podra servir mejor.

LOPE.

Déme la mano tu alteza. DOÑA MARÍA.

Dios os traiga con vitoria.

LOPE. Los piés de vuestras altezas Mil veces beso.

(Entrase doña Maria.)

Vuelve LOPE.

REY. Advertid Que no habeis de estar apenas Dos horas en Cantillana, Sin ver ventana ni puerta De doña Esperanza, ó ved Si os estorba la cabeza.

¡Ah vano amor! ya quedaras contento, Si de verme dichoso estabas triste, Pues solo una esperanza que me diste,

Pues solo una esperanza que me diste, Pluguiera á Dios se la llevara el viento. Llévate mi celoso pensamiento Allá, con los sentidos que ofendiste; Que á quien penas con lágrimas resiste, s alivio faltarle entendimiento.

O quitame à lo menos la memoria,

Como las esperanzas de mis dichas

En una solamente me has quitado. No se me acuerde la pasada gloria; Que no hay mayor desdicha en las des-[dichas Que haber sido dichoso un desdichado. (Vase.)

Sale DOÑA ESPERANZA 7 LEONOR.

DOÑA ESPERANZA. Ay Leonor, mucho se tarda Don Lope; culpa he tenido En haber con el Rey sido Tan resuelta.

LEONOR.

Espera, aguarda; Eso que miras agora, ¿No fuera razon de estado De amor haberlo mirado Primero ?

DOÑA ESPERANZA. Quien ciega adora, En nada, Leonor, repara.

LEONOR.

Pues ten agora valor.

DOÑA ESPERANZA. Cuando le muestra el amor Que es muy poco es señal clara;

Ay! No puedo sosegar. LEONOR.

Qué temerosa mujer!

DOÑA ESPERANZA.

Pues me permites querer, Permiteme recelar.

LEONOR.

Recela, mas no de suerte Que venga à ser el recelo Tu muerte.

DOÑA ESPERANZA Ya no es consuelo Defenderme de la muerte. Vuelve à abrir esa ventana; Que parece que escuché À don Lope.

LEONOR. Ilusion fué: Pero no ha sido tan vana; Que pienso que ha entrado acá Rodrigo.

Sale RODRIGO, muy triste.

DOÑA ESPERANZA. Rodrigo mio, ¿Y don Lope? Mudo y frio Te quedas. Responde ya; ¿ Queda en palacio?

RODRIGO.

Señora, Si no te dice el semblante... DOÑA ESPERANZA.

Tente, tente, no prosigas; Que si es desdicha, no es tarde.

nonnigo.

Lo que me mandas haré. DOÑA ESPERANZA.

Ay Rodrigo, si acertases A decir que está don Lope Libre y vivo!

RODRIGO. Dios le guarde; Que vivo y libre camina, Aunque sin acompañarle Ningun criado.

Qué dices?

Si me permites que hable, Dirélo; mas temo luego, Al comenzar, que me atajes Con una corma en los dientes Y una horca en los gaznates.

DOÑA ESPERANZA.

Ya que me has asegurado Que está libre y vivo, dame Relacion de su camino.

nonnigo.

Escuchame sin turbarme.

Doña ESPERANZA.

Di, Rodrigo.

RODRIGO.
Yo venía,
Como acostumbro, á buscarle
A palacio, cuando veo
Que por sus umbrales sale,
Haciendo extremos de loco
Y arrojando de coraje
Suspiros y espuma al viento;
Cuando á los mismos umbrales
Llegan dos postas, y en una,
Que le pusieron delante,
Sin tocar pié en el estribo,
Subió al fuste por el aire.
Dile voces y seguíle;
Cuando él, cou razones tales,
Me volvió á hablar, ajustando
Al freno los alacranes:
4 Rodrigo, queda cou Dios;
Que en desdichas semejantes
Tú ni ninguno en el mundo
No quiero que me acompañen.
Y dile al dueño que adoro
Que, pues que pretendió darme
La muerte con su papel,
Ni me llore ni me aguarde;
Que, aunque estoy agradecido
A su amor, por otra parte
Me ha condenado à destierro
Desengaño tan notable;
Que sea, como promete,
Siempre, en su papel, constante,
Ya que no me deja el Rey
Que la vea ni la hable.
A la empresa de Archidona
Me envía, donde matarme
Podrán los celos primero
Que los moriscos alfanjes.»
Con esto, el caballo pica...

POÑA ESPERANZA.

No prosigas ni te alargues
En excusadas pinturas,
Ya que no lo son mis males.—
¡Ay, Leonor!

LEONOR.

Cómo no recelé en balde!
Porque siempre en sus desdichas
Son profetas los amantes.
Mal hayan, Leonor, mis manos,
Pues que no tuvieron arte
Para engañar, siendo cosa
En las mujeres tan fàcil!
Quemara un rayo la pluma,
O para la muerte darme,
Despues de haberlas escrito,
Fuera cada letra un áspid.
Ténganme lastima todas
Las que de firmeza saben;
Porque no sienten de ausencia
Las faciles y mudables.
Loca estoy.

LEONOB. Señora, espera. RODRIGO.

Señora, escucha.

Ya es tarde.

Ya es tarde.

No hay que excuchar ni advertir,
Dejadme hacer disparates;
Que es desdicha notable
Morir de firme una mujer amante.
Plegue á Dios, Rey, que te dé
Muerte un villano, un alarbe,
Y cuando falte un Bellido,
Que don Enrique te mate.
Plegue à Dios que no te herede
Tu hijo, y entre tu sangre
Revuelto tu cuerpo veas,
Y como villano acabes.—
Y tù , dueño de mis ojos,
Que vas imitando al aire,
Vuélveme el alma ó permite
Que te siga y que te alcance;
Porque, cuando á detenerte
Mis pensamientos no basten,
El fuego de mis suspiros
Es posible que te abrase;
Que yo, haciendo dellos alas,
Tambien partiré á buscarte,
Como amante salamandra,
Que nunca del fuego sale.
Espera, mi bien, espera;
No te alejes, no te apartes,

Y estima en menos la vida. LEONOR.

; Señora!

RODRIGO.

Escucha.

Doña ESPERANZA. Dejadme;

Que es desdicha notable Morir por firme una mujer constante. (Vase.)

RODRIGO.

Pues queda su amante aqui, Señora Leonor, aguarde; Que há dias que no la veo, Y está un poquito intratable. Ya sabe que no me voy, Y cómo he quedado, sabe, Sin amo, y que he menester Que vuestra merced me ampare. Aunque me falte don Lope, Su clemencia no me falte, Pues sobre el vino y perniles Tiene el poder y las llaves. Mira que está mi remedio En tus manos celestiales.

LEONOR.

«Yo me acordare, Rodrigo, De vos.»

RODRIGO.

Si ha sido vengarte Por el mismo estilo, vive El cielo, que no te alabes De este desden, si á rebato Toco de ausencia esta tarde.

LEONOR

¿Qué poco pienso llorar, Si aqueso que dices haces! Porque un médico me ha dicho Que son las lágrimas sangre, Y à mi cualquiera sangria Llega à punto de enterrarme, Cuanto mas siendo en los ojos; Dios mil años me los guarde.

Luego ; no te deberán

Mis amorosos pesares Lo que à Esperanza don Lope?

LEONOR.

Rodrigo, no todas hacen En el mundo esos extremos; Porque dicen las comadres Que suceden mil desdichas De firmezas semejantes. Libreme Dios de ser necia. ¡Jesus, Jesus!

RODRIGO,
Persignarte
Con esta daga quisiera,
Porque mejor te admirases,
Fregona ingerta en doncella,
Doucella de Dios lo sabe,
Mula gallega, en efeto. (Va á darla.)

LEONOR.
Tate, Abrahan, tate, tate;
Que es desdicha notable
Morir sin gana, à manos de un salvaje.

RODRIGO.

Bien te has vengado, enemiga.
Plegue á Dios que mueras antes.
Que lo que en amor me debes
En viles celos me pagues.
Plegue á Dios que cuando friegues,
Plegue á Dios que cuando laves,
El jabon y el estropajo
Que á toda sobra te falte.
Plegue á Dios que cuanto guises
Se te caiga del aluahafe,
Y cuando tengas mas gusto,
Te yerre un vestido un sastre;
Que yo me diera la muerte
Con esta daga mudable,
Para vengarme de ti,
Si no pensara matarme;
Que es desdicha notable
Que quede España sin Rodrigo Her(Vase.)

Salen EL REY Y DOÑA MARÍA, de caza.

REY

Sirva de hermoso esmalte à la belleza Deste apacible sitio la esmeralda , Y esa de plantas áspera maleza , Salvaje por el pecho y por la espalda. Mira ese arroyo , que à bajar empieza Desde ese risco hasta esa verde falda, qué de racimos de cristal de roca, que desperdicia cuando al valle toca. Mirale luego, al son de los amores De tantas aves, cómo se dilata, ya haciendo pasamanos de las flores, Ya entre las yerbas vibora de plata. Todo convida , amor inspira olores. ¡Dichoso el que estas soledades trata Sin pena, ociosamente descuidado! ¡Oh grande imperio de quietud! Oh

La mas sabrosa, dulce y regalada,
De pocos en el mundo conocida,
De muchos, sin buscarte, deseada!
Hoy tu apacible sitio me convida,
Mas que del fiero jabali la armada,
A apacentar la vista en tu hermosura,
Adonde siempre la esperanza dura.

noña maría. [dias El nombre de Esperanza há muchos Que anda valido en vos, y me han con-[tado Que os cuesta algun cuidado y aun [porfias

Una esperanza de otro verde prado,

LUIS VELEZ DE GUEVARA.

Y estas deben de ser melancolias Que quereis divertir de enamorado; Que sois muy tierno vos.

REY.

Como los cielos, Os vestis siempre de color de celos; Que ha hecho amor en vos naturaleza La costumbre ordinaria de pedillos, Aunque à ofender llegais vuestra be-Solo en imaginallos. [Heza

DONA MARÍA.

Divertillos

Con eso procurais.

## Sale DON GARCÍA.

DON GARCÍA.

Va la aspereza
Desta moutaña, á quiensirvio de grillos
Este arroyuelo en el invlerno helado,
Ya en plata fugitiva desatado .
El cerdoso animal penetra agora,
Acosado de perros y monteros ,
Porque desde la risa del aurora
Le han seguido valientes y ligeros.
Primero que la noche encubridora ,
Hecha pavon soberbio de luceros ,
Baje, podeis seguirle con ventaja , [ja.
Porque al cristal de aquella fuente ba-

REY.

Vamos, Diana desta verde selva, Porque Vénus por vos tome venganza, Cuando a los ojos de su Adonis vuelva, Del campo flor con inmortal mudanza.

DOÑA MARIA. La monteria al valle se revuelva.

REY.

Don Garcia!

DON GARCÍA. ¡Señor! REY.

¿Qué hay de Esperanza?

Habléla.

Y Aqué responde?

No despide.

REY.

¿Podré perderme?

DON GARCIA.

DOV

Caballos pide, Y mira no me pierdas, don García; Que contigo he de hacer esta jornada, Podráse asegurar doña Maria, Porque ha dado en andar desconfiada.

DOÑA MARÍA.

Por aqui suena ya la monteria. (Suena ruido de caza.)

DON GARGÍA.

La traza de la caza fué extremada.

Oh, quién viera premiar tantas finebox gancia. [zas]

Caballo y palafren á sus altezas. (Vanse.)

Salen LEONOR Y PERAFAN.

PERAFAN. ¿Adónde está retirada Esperancica , Leonor? LEONOR. En su aposento , Señor.

¿ Qué tiene ?

LEONOR. No tiene nada.

Pues ¿qué novedad es esta, Si suele salirme al paso? ¿ Siéntese indispuesta acaso?

LEONOR.

Triste si, mas no indispuesta.

PERAFAN.

¿Triste? Sín duda que ha sido La ocasion deste rigor Que con don Lope, Leonor, En desterrarle ha tenido Sin mas ocasion el Rey Que su misma voluntad; Que es cobarde la crueldad, Y à ninguno guarda ley. ¿Quién le vió ayer comenzar A privar, que no dijera Que aquesto imposible fuera? Ocasion debió de dar, Puesto que me parecia Don Lope buen caballero. Llama a Esperanza; que quiero, Porque acostarme querria, Darle primero unas nuevas De su hermano.

#### Sale DOÑA ESPERANZA.

doña esperanza. Cuando oi

Tu voz, á verte salí.

PERAFAN.

Mal dice Leonor que llevas Este destierro, Esperanza, De don Lope.

DOÑA ESPERANZA.

Señor, si; Que, como posaba aqui, Tambien el pesar me alcanza; Que el trato del bospedaje Siempre engendra voluntad.

PERAFAN.

Y yo le tengo amistad;
Mas no hay quien el gusto ataje
De un rey mancebo, y quizá
Con una punta de celos.
Estos son necios desvelos;
Lo que él quisiere será.
En mi casa estoy seguro,
Sin ninguna pretension;
Sin envidia ni ambicion;
Que solo vivir procuro.
A ese muchacho quisiera,
Pues es tan hombre de bien,
Y lo merece tan bien,
Que el Rey mercedes le hiciera;
Que yo no pretendo mas.

DOÑA ESPERANZA. ¿ Qué has sabido de mi hermano?

PERAFAN.

Que antes que pase el verano Vendrá à verme.

DOÑA ESPERANZA.

Tú me das Muy buenas nuevas. (Ap. ; Ay, Dios! ¡Cuánto esforzarme procuro!)

PERAFAN

Hizo treguas con el muro Granadino ya por dos Meses Enrique, y levanta El sitio, y contra Archidona Marcha tambien en persona, A conquistarla, con tanta Resolucion, que la villa No se le resistirà Una semana, y dará Luego la vuelta à Sevilla.

DOÑA ESPERANZA, Tráigale con bien el cielo.

PERAFAN.

Bien puede ser que perdon Alcance en esta ocasion Del Rey don Lope Sotelo, Cuando la guerra se acabe, Si ha sido leve el disgusto.

DOÑA ESPERANZA. (Ap.)
Nunca el amor es tanjusto,
Que perdonar celos sabe.

PERAFAN.

Esto me escribe tu hermano.

Recogerte determinas?

Los viejos somos gallinas En acostarnos temprano; Y así, recogerme quiero. Recógete tú.

boña esperanza. Si haré.

Dios te guarde.

PERAFAN. Dios te dé

Buen sueño.

(Vase.)

El mortal espero. LEONOR.

La esperanza eres peor Que se puede imaginar, Pues te pones à esperar Cosa tan mala.

DOÑA ESPERANZA.

¡Ay, Leonor! ¡Qué poco sabe tu pecho De amorosa voluntad!

Ella es mucha necedad, Y hay muy pocas que la han hecho.

DOÑA ESPERANZA.
Soy de aquesta condicion;

¿Qué quieres?

Que al uso seas,

Si ser discreta deseas,
Y vivir, en conclusion:
Mira tù en lo que han parado
Esas que firmes han sido,
Si fàbulas no han mentido
Y autores se han engañado.
Tisbe murió con la espada
De Piramo; Ero tambien
A Leandro hizo sarten,
Y murió en él estrellada;
Y otras muchas, que el amor
Las trujo al último exceso.

DOÑA ESPERANZA.

Y ano dejaron con eso Eterna fama, Leonor?

LEONOR.

¿De famas hablas agora? ¡Qué amor tan gentil profesas!

DOÑA ESPERANZA. Nunca de cansarme dejas.

LEONOR.

Tengo lástima, Señora,

#### EL DIABLO ESTÁ EN CANTILLANA

A tus años, y quisiera
Que como era justa ley,
Que no te tuviera el Bey
Por aldeana y grosera;
Que en eso consistiria
De tu don Lope el remedio
Mas que en otro humano medio.
¿ Qué dijiste á don Garcia?

DOÑAESPERANZA.

Ni bien ni mal.

La tibieza

Es el estado peor. ¿Vendrá el Rey?

No sé, Leonor.

(Suenan guitarras.)

Música en la calle empieza.

DOÑA ESPERANZA. Será el Rey; que don Garcia Me previno esta mañana.

LEONOR.

Ponte un poco á la ventana, Por tu vida y por la mia. POÑA ESPERANZA.

No tengo gusto, antes quiero Recostarme en este estrado.

LEONOR.

En gentil grosera has dado. DOÑA ESPERANZA.

Desta suerte vivo y muero.

musicos. (Cantan dentro.) Los negros soles de Albania Estaba adorando Tirsi, Tan avaros, que al del cielo Niegan la luz que les piden.

DOÑA ESPERANZA. sicos tan cansados

Qué músicos tan cansados! LEONOR.

¿No te agradan? ¿ Es posible Que, cantando desta suerte, Estas voces no te obliguen , Cuando no viniera el Rey A favorecerlas?

DOÑA ESPERANZA.

Viven Muy léjos las alegrias De mis pensamientos tristes.

musicos. (Vuelven d cantar.)
Por hermosa y por soberbia
Es amiga de imposibles,
Y con ser sol destos campos,
Es sombra de quien la sigue;
Mas jay del triste,
Que quiere el cielo que en el viento fiel
(Duermese doña Esperanza.)

LEONOR.

Durmiòse; que solamente Asi ha querido rendirse. Quiero dejar que descanse Esta firmeza invencible.

poña ESPERANZA. (Habla en sueños.)
Seais, dueño de mis ojos,
Bien venido; que os partisteis
Con el alma, y me dejasteis
Sin mi, y con vos siempre firme.
Dadme los brazos, mi bien,
Y como hiedra, ceñidme;
Que soy vuestra. ¿ Qué es aquesto?

(Vase.)

Sale DON LOPE, y levántase doña Esperanza.

¿Qué causas, mi bien, te impiden?

¿Vos conmigo desdeñoso? Vos enojado? Vos triste? ¿Celoso estáis? Esperad, No os vais, escuchad, oidme; Iré tras vos daudo voces. ¡Ah, mi bien!

(Vase à entrar por donde està don Lope, y encuentra con él.)

DON LOPE.

¿ Qué empresa sigues, Esperanza, deste modo?

DOÑA ESPERANZA. (Despierta.) ¡Ay! ¿Quién eres?

YO SOY.

DOÑA ESPERANZA.

Esto el sueño todavía, O eres sombra que te vistes Del original que adoro?

DON LOPE.
Si duermes, despierta, y ciñe,
Mi vida, esos dulces lazos
A quien te adora tan firme
Como tù misma.

DOÑA ESPERANZA.

Mi bien?

DON LOPE.

Venir à servirte, Venir à verte, à adorarie.

Señor, parece imposible. ¿Por donde entraste?

DON LOPE.

Por ese
Balcon, que de oriente sirve
A tus ojos cuando quieres
Dar à los campos abriles;
Que, como ladron de casa,
Por aquella parte vine
Que asegura el sordo Bétis,
Que duerme entre juncia y mimbres;
Que con la fama y recelo
Desta fantasma que dicen,
No hay envidioso que escuche,
Ni malicioso que mire.

DOÑA ESPERANZA.

Con música en esta calle Al Rey encontrar pudiste.

DON LOPE.
Primero se fueron todos.

DOÑA ESPERANZA,

Don García me persigue Por el Rey.

Será mandado.
Es fuerza que determines
Ir entreteniendo al Rey,
Que importa à los dos; resiste
A tu misma condicion;
Que haber escrito tan libre
Y con tantos desengaños,
Como pieuso que escribiste,
Pudo ser causa: Esperanza,
De mi muerte; hasta que miren
Los cielos nuestros deseos
Con mas venturosos fines;
Que todo al poder del tiempo
Viene à mudarse y rendirse,
Y mas en el que es mudable,
Viendo la empresa imposible.
Tú à sus ruegos, Esperauza,
Siempre cortés y dificil,
Sin darle jamás favores,
Es bien que contemporices;

Que es, en efeto, absoluto Dueño de todo, y consisten Nuestras dos vidas en eso. Puesto que llego á pedirte La cosa mas peligrosa Que á las mujeres se pide; Mas, conociendo tu pecho, No es razon que desconfie.

DOÑA ESPERANZA.

Con eso solo me ofendes.

pon LOPE.

Perdona si te ofendiste;

Que quien ama confiado

O es necio ú está muy libre.

Todas las noches vendré;

Y adios; que el alba se rie,

SI no me engaño, Esperanza;

Que ya despiertos lo dicen

Los gallos de Cantillana,

Y no quiero que al partirme

Me encuentren sus labradores;

Que los villanos son linces.

Y falteme la tierra, el agua, el vien-

La luz del sol, que cuanto vive alcanza, Y de mis enemigos la venganza, [to; El propio honor, el mismo eutendimien-El ánimo á la saugre, el nacimiento, En mis desdichas esperar mudanza, Y deberte, Esperanza, la esperanza,

Que es el mas apretado juramento; Fálteme Dios en la postrera suerte Que bay del vivir humano al postrer [ sueño,

Cuando à este trance su clemencia [pida,

Si tuviere poder la misma muerte Para quitarme, regalado dueño, El amor que te tengo, con la vida.

DOÑA ESPERANZA.

Pues primero será la noche dia, [no, Y niebla el sol, verano el cano invier-La guerra paz, lo temporal eterno, Disgusto el hien, pesar el alegría; Volverá el tiempo atrás, y en la por-

De la fortuna varia habrá gobierno, Pena en la gloria y calma en el infierno, Que deje de adorarte el alma mia; Que no podrán mudarme deste in-

El Rey ni el sol, si lo que veme ofrece, Que por tí todo lo desprecio y piso; Que la mujer, aunque es igual al Si sale firme, espiritu parece [viento, En no volver atrás en lo que quiso.

## JORNADA TERCERA.

Salen todos los que pudieren, armado; graciosamente, y RODRIGO, de sacristan; CARRASCA, alcalde labrador, y ZALAMEA, vejete alcalde, y sacan caja de guerra.

ZALAMEA.

Hagan alto las hileras En aquesta encrucijada, Que es por donde salir suele Este demonio ó fantasma. La frente del escuadron Nos toca á mi y á Carrasca, Por el oficio, en efeto, De alcaldes de Cantillana.

El Sacristan esté à punto Con el guisopo y el agua . Para en oyendo el ruido...

RODRIGO.

Por las aleluyas santas,
Por los kiries y responsos,
Que tengo de zampuzarla
En el caldero, aunque venga
En figura de tarasca.
Mal conocen los señores Alcaldes la temeraria Virtud del sacristan nuevo, El valor y las palabras. Conjuros sé, con que puedo Arrojar esta fantasma Al Rollo de Écija. Miren Adónde quieren que vaya.

CARRASCA.

Mira, el Rollo, saeristan, No la ha menester; echadla A Vienes, que hay una legua, Cuando aguas y lodos haya; Que, par Dios, si entonces ella La legua que he dicho pasa Viva, que no ha de quedar En un mes para fantasma.

ZALAMEA

Harto mejor será, Alcalde, Que llegue alla descansada, Porque sepan los de Vienes Que hay valor en Cantillana Para hacerles mal.

CARRASCA.

Decid, Zalamea, ¿cuándo falta Para eso, cuanto y mas donde Hay tan bellacas entrañas Como en nosotros?

ZALAMEA.

Decidlo Por vos, compadre Carrasca; Que, à pesar de todo el mundo, Yo las tengo muy hidalgas.

CARRASCA.

¡Qué hambrientas que las tendréis!

ZALAMEA.

¿Qué quereis? ¿ Han de estar hartas De pan, ajos y cebollas, Como las vuestras, Carrasca?

CARRASCA.

Por eso bien que las vuestras, Por no parecer villanas, Nunca han comido tocino.

Mentis por medio la barba.

CARRASCA. Y vos por esotra media.

ZALAMEA.

¡Villano!

CARRASCA.

Hidalgo sin branca!

ZALAMEA.

¿ Eso es falta?

CARRASCA.

Pues ¿ hay cosa Que à todos haga mas falta?

ZALAMEA.

A mi no; que mi nobleza, Tan conocida, me basta.

CARRASCA.

Si descendeis de Longinos, Claro està.

ZALAMEA Por la Giralda De la torre de Sevilla, De un papaco, que la vara Os la rompa en la cabeza.

No se os debe de dar nada De la crisma que hay en ella. RODRIGO.

Ea, señores, no vaya Esto à mayor rompimiento.

CARBASCA.

Agradeced, Martin Gala Al Sacristan; que yo os diera A entender ...

RODRIGO: Digo que basta.

CARRASCA. Baste muy enhorabuena. RODRIGO.

Si no, sea en hora mala.

CARRASCA.

El Sacristan nos perdone; One tiene razon.

RODRIGO.

No falta Sino perderme el respeto. No saben que en esta causa Traigo las veces del Cura, Y su bonete y sotana , Y puedo descomulgarlos , Como quien no dice nada, Y casarlos siete veces, Si se me antoja?

ZALAMEA.

Esa es mala

Burla, por Dios.

RODRIGO. No me enoje;

Que volveré las espaldas, Dejandole, si son necios, A cuestas con la fantasma.

CARRASCA.

Señor sacristan Rodrigo, Perdone vuseñoranza Para que Dios le perdone; Porque si mos desampara, Somos perdidos.

RODRIGO.

Está Muy bien; dése agora traza De cómo hemos de embestirle.

ZALAMEA.

Con el guisopo y el agua Ha de ir delante de todos, Cuando toquemos al arma, El Sacristan, y nosotros Guardándole las espaldas.

RODRIGO.

Y esta fantasma, en efeto, ¿ Qué hora tiene señalada Para venir?

ZALAMEA.

A las doce Y media, poco mas, baja De aquella ermita à la villa, Poco á poco á la praza
Por aquestas cuatro calles.
Esto ha dicho Blas de Olalla,
Que la vió, oyendo el ruido,
Pasar desde su ventana,
Y estuvo sin habla un día.

Antona está con tercianas De baberla visto una noche Desde léjos.

ZALAMEA. La Polanca Malparió un hijo.

CARBASCA.

CARRASCA.

Anton Crespo, De escuchar desde su cama De escuenar desde su cama El ruido, habrá tres dias, Y serán cuatro mañana, Que no come y que se sale, Como tinaja quebrada.

RODBIGO.

Pasará gran pesadumbre, Si de esa suerte lo pasa. Y en qué figura, en efeto, Aparece esta fantasma? Porque estemos prevenidos.

ZALAMEA. Todos cuantos della hablan, Diferencian en el modo Unos dicen que es muy blanca, Y tan alta, que pasea Los tejados con la cara; Otros que es un bulto negro, Otros que es como una vaca, Con tres cabezas, echando Por todas tres humo y llamas; Mas ninguno se conforma

RODRIGO.

Enigma extraña! Esta noche lo verémos. Alerta; no se nos vaya De las manos.

Con el otro.

ZALAMEA. Si ella viene Esta noche à Cantillana, Le mando mala ventura.

Yo prometo desollarla, Y á la puerta de la iglesia Colgarla, llena de paja, Adonde todos la vean.

Oh, qué graciosa alcaldada! ¿Que es espiritu no veis?

CARRASCA.

Porque no lo sea.

RODRIGO. Extraña

Simplicidad!

(Suena dentro ruido de cadenas.)

ZALAMEA. Imagino,

Si mi vejez no me engaña, Oue han sonado unas cadenas.

CARRASCA.

Y han vuelto à sonar.

RODRIGO.

Mal haya Quien no tiene muy gran miedo, (Suenan gemidos dentro.)

ZALAMEA. Parece que un toro brama.

RODRIGO. Y aun un infierno de toros. A todos tiembla la barba.

(Vuelven å sonar gemidos.)

Otra; vive Dios, que está El Diablo en Cantillana.

CARRASCA.

Sacristan, esto se acerca, Salgamos tocando al arma, Y comenzad el conjuro.

Todos. (A voces.) Conjuradla, conjuradla! RODRIGO.

Conjurela Barrabás.

CARRASCA.

Ya llega.

ZALAMEA.
¡Santa Leocadia,
Santa Tecla, santa Eufemia.
Santa Agueda, santa Engracia!
RODRIGO.

Exi foras, abernuncio.

ZALAMEA.

Todos los santos me valgan.

CARRASCA.

No hay animo que la espere. Huyamos,

RODBIGO.

(Van à entrarse, y encuentran con el

Con ella hemos dado agora Por estotra parte. Aparta; No hay duda sino que está El Diablo en Cantillana.

(Vanse.)

#### Salen DON GARCÍA Y EL REY.

DON GARCÍA.

Por fantasma te han tenido,

Desta manera se engañan Los que dicen que la han visto. DON GARCÍA.

¡Qué propia gente villana!

Con notable miedo corren, Y viene à ser de importancia A mi amor, pues desta suerte La calle nos desamparan, Y sin testigos podrémos Conquistar la hermosa causa Que adoro.

Ya, al parecer,
Ya siendo menos ingrata,
Pues esta noche me ha dado,
De que te ha de hablar, palabra,
Arrepentida, Señor,
Con razon de las pasadas.

Tira una piedra, García.

DON GARCÍA. (Tira una piedra.)

Ya va.

Y con ella á mis ansias , Que pudieran, don García , Con mas razon despertarla.

Y dices bien; que parece Que se ha dormido.

Pues vaya
Otra piedra, y piedra à piedra
Llame donde amor no basta.

BON GARCÍA. (Vuelve à lirar otra piedra.)

Ya la he tirado, y parece Que ban abierto una ventana.

Abren una ventana, y está en ella PERAFAN, viejo.

Pues retirate, Garcia.
Si no es sueño que me engaña...
(Vase don Garcia.)

PERAFAN

Un hombre á este balcon pienso Que se acerca.

REY.

Es Esperanza?

Es mi bien?

PERAFAN. (Ap.)
Esto está bueno ;
Las piedras no me engañaban.

REY.

¿No respondeis?

PERAFAN. Caballero

Cortesano û de la casa
Del Rey, bacedme favor
Desta que veis respetarla;
Que es de un noble caballero,
Que su honor y sangre guarda,
Y estamos en una aldea,
Adonde con poca causa
Desacreditarse puede
Entre malicias villanas;
Y no es bien hacer terrero
A costa de opinion tanta,
Ni que deis, por hacer señas,
En mi honor tantas pedradas,
Que descalabreis mi vida
Y desperteis mi venganza.
Si pretendeis casamiento
Y sois noble, las ventanas
No soliciteis con piedras;
Que puertas tiene mi casa. (Entrase.)

REY.

Entróse; por Dios, que el viejo
Que tiene prudencia rara
Y valor. ¿ Iréme? No;
Que él se habrá vuelto à la cama,
Y ella saldrá, porque el sol
Primero que el alba salga.
¡ Oh amor, al inconveniente
Qué de pensiones que pagas!
Aunque vencedor de todo,
El mundo tiembla tus armas.
Lisonjea, amor, mis penas,
Pues me estás debiendo tantas,
Con hacer que todos duerman,
Y solo vele Esperanza.
Mas, vive el cielo, que agora
Sale un hombre de su casa;
U he de matarle, por Dios,
O conocerle.

Sale PERAFAN, con espada y broquel.

PERAFAN.

Pues causan
En vos tan poco respeto,
Caballero, las palabras,
Y me obligais, vive Dios,
Que con las obras os haga
Conocer que sois grosero,
Y os he de echar con la espada,
Pues no puedo con razones,
De la calle à cuchilladas,
Veréis quién soy, aunque viejo;
Porque el valor nunca falta
Donde hay sangre noble.

(Vase el Rey sin hacer caso de él.)

Fuése
Sin responderme palabra,
Y vive Dios, que parece
Que es el Rey, si no me engaña
El crujido de las piernas.
Pesarame que Esperanza
Dé al Rey ocasion ninguna,
Siendo de don Juan hermana
Y de aquesta sangre hija.

DON JUAN. (Dentro.)
Ten de aqueste estribo y llama.

PERAFAN.

Mi hijo es este, sin duda, Que ha llegado; bien se acaban Los recelos de esta noche Con nuevas tan deseadas. (Vase.)

Salen DOÑA ESPERANZA Y DON LOPE.

DOÑA ESPEBANZA. Ya, dueño del alma mia , Vuestra remision cullpaba , Y me ha debido por vos Muchas lágrimas el alba.

DON LOPE.

Mi bien, no ha podido ser Menos, puesto que está el alma Siempre con vos.

PERAFAN. (Dentro.)
Entra, Juan;
Despertarás á tu hermana.
DON JUAN. (Dentro.)
Un hombre esta allí con ella,
Si las sombras no me engañan.
PERAFAN. (Dentro.)

Un hombre? Matale.

DOÑA ESPERANZA.

¡Ay cielo! Si puedes, mi bien , te escapa ; Que son mi padre y hermano. DON LOPE.

No te alborotes, aparta, Y no temas mientras vieres En este brazo esta espada.

> Salen PERAFAN y DON JUAN, con espadas desnudas.

Quién eres , hombre?

Don Lope, Dueño de doŭa Esperanza.

¿ Quién? Di.

DON LOPE.

Don Lope Sotelo.

PERAFAN.

¿Don Lope?

DON LOPE.
¿De qué te espantas?
PERAFAN.

De verte en mi casa ansi.

Para ese seguro guarda
Doña Esperanza una firma
De mi mano, en que declara
Que es mi esposa. Reportáos;
Que podrá ser de importancia
El haberme hallado aqui
A todos, con la llegada
Del señor don Juan; que el ciclo
Para mi bien esto traza.
Volved, con esto, los dos
Las espadas á las vainas;
Pues sabeis quién soy.

PERAFAN. Entremos.

Notable aventura!

PEBAFAN. Extraña. (Éntranse.) Sale EL REY, vistiéndose, y ACOMPA-NAMIENTO.

REY.

Pesadas noches!

DON GARCÍA.

Ningunas Tiene mas cortas el año.

Hácenlas mas importunas De un dulce amoroso engaño Tantas contrarias fortunas; Que en las sabrosas porfias De las esperanzas mias, Que tan poco bien me ofrecen, Siglos las horas parecen, Y eternidades los dias.

Sale DOÑA MARÍA, y toma la toalla.

Dadme la toalla.

DOÑA MARÍA.

Aqui,

Para servirosla, estoy.

¿ Vos tanta merced à mi? DOÑA MARÍA.

Si; sois mi rey.

Vuestro soy. DOÑA MARÍA.

Quiero ver, Señor, si ansi

Puedo granjearos mas, Pues nunca alcancé jamás A gozar de vos un hora.

Siempre habeis de estar, Señora, Con celos.

DOÑA MARÍA.

Ya es por demás El poder vivir sin ellos, Pues siempre tengo ocasion De pedillos y tenellos.

Vanas ilusiones son. Mas valor fuera vencellos; Que por los hermosos ojos, Soles vuestros celestiales. Que son quimeras y antojos.

DOÑA MARÍA. Siendo ciertas las señales No lo han de ser los enojos?

¿ Ciertas? ¿ Cómo?

DOÑA MARÍA.

Tomáos vos

Cuenta á vos mismo, y veréis Si en vano os culpo.

Por Dios, Que os engañais, pues sabeis Que un alma somos los dos. Y es de quien sois desigual Que hableis en cosa tan vil.

DONA MARÍA. Si amais, no os parezca mal; Que aunque es materia civil, Es de causa criminal.

Si; pero à tales personas Los celos nunca han llegado, Que son lineas de otras zonas Porque siempre han respetado Los cetros y las coronas;

Y cuando atrevidos fuesen, Fuera bien que se venciesen.

DOÑA MARÍA.

Vos en salud os sangrasteis; Que à don Lope desterrasteis Porque no se os atreviesen.

Ya es eso, por Dios, pasar De celosa a maliciosa.

DOÑA MABÍA.

Siempre lo debe de estar La que llega à estar celosa; Que celos es sospechar.

REY.

Desa suerte no es certeza.

DONA MARÍA.

Con vuestra alteza no arguyo; Porque à ser sofista empieza.

DON GARCÍA.

Perafan y un hijo suyo, Para entrar á vuestra alteza , Piden que puerta les dén.

DOÑA MABÍA.

No falta sino que venga Doña Esperanza tambien. La audiencia no se detenga Por mí, esperando no estén; Honradios, pues, en efeto, A hacerio estáis obligado En público y en secreto; Porque á un suegro y á un cuñado Se les debe ese respeto. (Vas (Vase.)

Todo desta vez lo dijo. Notable es doña Maria Pero ; para qué me affijo?-Haced entrar, don Garcia, A Perafan y á su hijo. Agora corre este humor, Y ha de perdonar si en mi Viere causa á su rigor.

DON GARCÍA.

Va està Perafan aqui.

Salen PERAFAN y DON JUAN.

PERAFAN.

Danos tus plantas, Señor.

Dios os guarde, Perafan De Ribera, — y seais vos Muy bien venido, don Juan.

DON JUAN.

Mil años os guarde Dios , Y del belado aleman Al etiope abrasado Dilate vuestro valor Con vuestro nombre.

¿En qué estado

Queda la guerra?

DON JUAN.

Señor, Estas treguas fin le ban dado. Pide partido Archidona Para ser de la corona De Castilla, y a este efeto, Aunque sin gusto, os prometo De que falte mi persona. Con este pliego me envia Enrique.

BEY.

Con salud?

DON JUAN. Salud tenia

Cuando parti , aunque el verano Ha durado la porfía De la guerra.

REY.

Yo deseo Haceros merced, don Juan, Porque vuestro valor veo Y el que tiene Perafan, Y acudir quiero al empleo De doña Esperanza.

PERAFAN.

Agora

Hay ocasion.

REY. ¿De qué suerte? PERAFAN

Don Lope Sotelo adora Sus partes , y aunque divierte Tras la espada vencedora De Enrique, en esta jornada, Con las armas el amor, Esta cédula firmada Del nombre suyo, Señor,

(Dale al Rey la cédula.)

A doña Esperanza dada, Como es razon reconoce, Y determina cumplilla: Que obligaciones conoce Del hospedaje. Castilla Ansi mil años os goce, Que nos honreis, si hay lugar, Dando á don Lope licencia Para venirse à casar; Porque puede con su ausencia Riesgo nuestro honor pasar. Esto don Inan, ver merced Esto don Juan, por merced, Que pediros ha traido; Lo que interesamos ved, Y à lo que él os ha servido Aquesta merced haced, O á lo que mi padre y yo A vuestro padre y abuelo.

BEY. (Rompe la cédula.)

Desta suerte.

PEBAFAN.

¿ Quién premió Jamás tan heróico celo , Que la obligación rompió? Vive Díos, que no habeis hecho Lo que debeis al valor Desta sangre y deste pecho.

DON JUAN.

Si con nuestro deshonor Quereis quedar satisfecho Del enojo que teneis Con don Lope, vive Dios, Que pagar no pretendeis Lo que debeis à los dos , Y que à los dos obligueis...

PERAFAN.

A un desatino.

REY. (Entrándose, vuelve á ellos.)

¿Qué es esto? PERAPAN.

Señor, yo ...

DON JUAN.

Yo ...

REV.

Basta ya. (Vase.)

DON JUAN. Echó la fortuna el resto. Que nos despreciase ansi!

PERAFAN.

Otro secreto hay aqui; Mas que sabemos los dos Que lo sospeché, por Dios

Y anoche le descubri. Aunque te lo deslumbré Cuando llegaste, don Juan. DON JUAN.

¿Cómo?

PERAFAN. Presumo que fué

El Rev.

Luego.

Sale DON GARCÍA.

DON GARCÍA. Señor Perafan, Hoy vuestro valor se ve A vos y a don Juan su alteza Manda que así como estáis, Que, pena de la cabeza, De Cantillana salgais

PERAFAN.

Bien su alteza empieza A premiarnos.

DON GARCÍA. Perdonadme. Y como es justo, los dos De las nuevas disculpadme. (Vase.)

DON JUAN. Moros hay, y vive Dios ...

PERAFAN.

Calla, Juan.

DON JUAN. Padre, dejadme; Que de cólera reviento.

PERAFAN.

Obedezcamos al Rey; Que ha de haber mas sufrimiento En mas valor.

DON JUAN. Esta es ley De un injusto pensamiento.

PERAFAN.

Esto debe de importar. Vamos donde van sus leyes; Que en todo hemos de pensar, Don Juan, que aciertan los reyes, Y obedecer y callar. Esto es justicia y razon , Lo demás es desatino ; Porque Dios, en conclusion, Es, en lo humano y divino, La postrera apelacion.

(Vanse.)

Salen DOÑA ESPERANZA, RODRIGO Y LEONOR.

DOÑA ESPERANZA.

Rodrigo!

RODRIGO. A pedirte vengo La mano y la bendicion , Porque determinacion De irme con don Lope tengo. Pruebo mal en el oficio, Si puede llamarse ansi De sacristan, porque aqui No es de ningun beneficio; Que de almorzar no se gana Apenas, y es destruirse, Porque han dado en no morirse Cuantos hay en Cantillana Que el médico está enojado Con el cura, y descompuesto El boticario, y por esto Los responsos ha colgado, Y han jurado el boticario

Y el médico que hau de estar Seis veranos sin matar, Como suele de ordinario. Esta es la causa, Señora, Què con don Lope me lleva, Si la guerra no me prueba Tambien.

DOÑA ESPERANZA. No intentes agora Hacer mudanza ninguna. Quédate, Rodrigo, en casa Mientras de don Lope pasa Y de mi amor la fortuna; Que será muy brevemente. Aquestas nuevas te doy.

RODRIGO. Tu esclavo, Señora, soy Y lo seré eternamente. Vivas mas años que un censo Perpétuo, que una muralla, Que la manta de Cazalla; Porque, con tu ayuda, pienso Ser de Leonor, à pesar Del tiempo, dueño.

LEONOR.

Eso no, Miguel de Vargas; que yo Mejor me pienso emplear, Cuando baga ese disparate. RODRIGO.

Pues ¿qué? ¿ Aun no somos amigos? LEONOR.

Vienes oliendo á bodigos.

RODRIGO. ¡Pluguiera à Dios!...

DOÑA ESPERANZA.

No se trate

De pesadumbres agora. LEONOR,

No entendí verte jamás Alegre, y pienso que estás De mejor humor, Señora, Si no me engaño. Imagino Que bace algun efecto el Rey; Porque un rey á toda ley...

DOÑA ESPERANZA.

Mi padre pienso que vino Y mi hermano.

Pues ¿ està El señor don Juan aqui? DOÑA ESPERANZA.

Desde anoche llegó. RODRIGO.

Ansi

De don Lope nos dará Famosas nuevas.

DOÑA ESPERANZA.

Rodrigo, Lo que te he dicho es lo cierto.

nonnigo.

Plegue à Dios que al dulce puerto Llegue don Lope contigo, Tras tantas olas de ausencia, De celos y de temor. Yo quiero dar al señor Don Juan hoy, con tu licencia, La bienvenida.

Salen PERAFAN y DON JUAN.

PERAFAN. Aqui está

Esperanza.

RODRIGO. Bien venido

Vuesamerced haya sido, Que era deseado ya De todos sus servidores.

(Habla doña Esperanza con su padre en secreto.)

¿Vuesamerced viene bueno?

DON JUAN.

Perdonad; que soy ajeno De quién sois.

RODBIGO

Estos señores Siempre me han hecho merced. Y les estoy obligado.

DOÑA ESPERANZA.

Es de don Lope criado Rodrigo.

RODRIGO.

Vuesamerced Desde hoy por suyo me tenga.

DON JUAN. Guardeos Dios.

PERAFAN.

Esto ha pasado: El Rey nos ha desterrado; Que desta suerte se venga De sus celos y de ti.

DOÑA ESPERANZA. En casa os habeis de estar, Sin que salgais del lugar, Y dejadme hacer á mí; Que el Rey quiere ser llevado Por bien.

Tu hermano ha venido, Esperanza, sin sentido.

DOÑA ESPERANZA.

Venid, y perded cuidado; Que no hay del Rey qué temer Mientras mi industria os ampare, Y si yo no le engañare, No me llamaré mujer.

(Vanse doña Esperanza, su padre y hermano.)

RODRIGO.

¡Ah doncella!

LEONOR.

¿ Qué nos manda? RODRIGO.

Que procure componerme Donde duerma.

LEONOR.

Luego ¿duerme?

RODRIGO.

Y mas si es la cama blanda.

LEONOR.

¿ No le desvela el amor?

RODRIGO.

El suyo en toda mi vida.

LEONOR.

Luego hay otro?

RODRIGO.

No me pida

Tanta cuenta.

LEONOR. Qué rigor!

RODRIGO.

He dado en esto.

LEONOR.

10h, qué bueno!

RODRIGO.

Yo me voy; mire que esté

LUIS VELEZ DE GUEVARA.

De mano de su mercé La cama.

LEONOR. Picaño , lleno De mas vino que de amor, ¿El se hace grave conmigo?

RODRIGO. ¡Oh! por vida de Rodrigo , Que está donosa Leonor.

LEONOR. ¿ Qué tanto? Que me das gusto.

RODRIGO. Di à tu galan que me vea. Si ser dichoso desea; Que haceros merced es justo.

Bergante.

LEONOR. RODRIGO.

Basta. (Vase.)

LEONOR.

No hay cosa Que cause tanto pesar En el mundo, como estar De un despicado celosa.

(Vase.)

Sale DON LOPE, de noche.

DON LOPE.

Noche, en cuyo atrevimiento Mis recelos se confian, Mis esperanzasse fian, Y alienta mi pensamiento; Vos seais tan bien venida Como fuisteis deseada Del alma mas abrasada Que se vió de amor perdida. Vuestra ciega oscuridad Ampare mi loco amor. Y mi celoso temor Vuestra obscura majestad; Que, sin poder resistirme, Vengo en tan dichoso empleo Vengo en tan dichoso empleo
A gozar lo que poseo,
Siempre amante, siempre firme;
Y antes de la deseada
Hora en que à Esperanza veo,
Me trae loco el deseo,
Con la vida aventurada.
Dadme, dichosas paredes,
Las nuevas de mi bien ya,
Pues en vosotras està Las nuevas de mi bien ya,
Pues en vosolras està
Al sol haciendo mercedes.
Permitid, paredes mias,
Mi dicha al Rey responded,
Porque de tan gran merced
Haga amor las alegrias.
Gente parece que ha entrado
En la calle, y debe de ser
Cortesana, al parecer,
Que el alma no me ha engañado.
El Rey es. Volverme quiero;
Que en la ordinaria señal
Le he conocido; que mal Le he conocido ; que mal Hago en esperar, si espero Ningun bien, pues ha venido A la ordinaria porfia De la esperanza que es mia. Perdiendo voy el sentido.

Salen EL REY, DON GARCÍA, DON ALVARO y DON SANCHO, de noche todos.

REY.

Un hombre atraviesa alli. Que me da que sospechar; O le tengo de matar, O reconocerle. Aquí Os quedad por breve espacio Los dos, y venga Garcia

Haciéndome compañía Solamente, y á palacio Ninguno vuelva hasta tanto Que todos vuelvan conmigo. DON GARCÍA.

Como tu sombra te sigo. (Vanse don García y el Rey.)

> Sale DOÑA MARÍA, en hábito de hombre.

> > DONA MARÍA.

Noche, en cuyo obscuro manto Se amparan tantos secretos Y se ven tantas verdades. Lince de curiosidades De tu muda sombra efetos. A descubrir vengo en ti, Por perdida centinela, El mal que el alma recela; Gente parada hay alli.

DON SANCHO.

Si es el Rey?

DON ÁLVARO. ¿Es don Garcia? DOÑA MARÍA.

Los criados del Rey son. DON SANCHO.

¿Es vuestra alteza?

DOÑA MARÍA. (Ap.) Ocasion

Me da la sospecha mia Para conseguir mi intento, Pues con ellos no está el Rey; A tanto obliga la ley De un celoso pensamiento; Quiero fingir que el Rey soy, Que los debíó de dejar Entre tanto que él fué á hablar A quien tantos triunfos doy.

DON SANCHO.

¿No responde?

DON ÁLVARO. ¿ Quién es? DOÑA MARÍA.

Yo:

Seguidme.

DON ÁLVARO. El Rey es. DOÑA MARÍA.

¿Qué mal han hecho los cielos, Que à vuestro infierno igualó? (Vanse.)

Salen EL REYY DON GARCÍA.

Ilusion debió de ser, O le dió mi pensamiento Alas con que venció al viento.

DON GARCÍA.

No tienes ya que temer, Que Esperanza está rendida; Que ha podido tu rigor Engendrar en ella amor.

Con eso guarda la vida De su padre y de su hermano. DON GARCÍA.

Y aguarda en ese balcon, Si no es imaginacion. DOÑA ESPERANZA. (Al balcon.)

DON GARCÍA. No he imaginado en vano; Que te ha hecho señas agora Para que llegues.

Garcia, A tu puesto te desvía, Y á las aves del aurora Apenas deja pasar.

DON GARCÍA.

Lo que me mandas haré.

(Vase.)

Vino este bien que esperé, Tuvo mi dicha lugar En gloria tan soberana.

DOÑA ESPERANZA.

Para tu esclava naci.

Ya no dirá amor por mí: Ay larga esperanza vana! Que tras el bien en que doy Tantos alcances al cielo, ¿Cuántas noches há que vuelo, Cuántos días há que voy?

DOÑA ESPERANZA.

Siempre venció la porfía La mas imposible empresa, Si de hacer guerra no cesa, Con un dia y otro dia, Porque la que es mas tirana Se rinde, como lo estoy, Engañando al dia de hoy, Y esperando el de mañana.

Para estimar tanto bien, Habeis hallado, Esperanza, Sin caudal la confianza, Y el pensamiento tambien ; Ya no vive el albedrío Con leyes de embajador, Que despues que tengo amor, Es muy mas vuestro que mio; Haced, deshaced, mandad, Dad vidas, alzad destierros, Y de mis celos los hierros, Como locos, perdonad, Con tal que la causa dellos No vuelva á veros jamas.

DOÑA ESPERANZA.

Eso es lo que estimo en mas.

BEY.

Vuestros negros ojos bellos Son dueños del alma mía.

(Suena ruido de cadenas dentro.) Pero ¿ qué es esto?

DOÑA ESPERANZA.

; Ay de mi!

REY. ¿ Qué es lo que teneis? Decí, Luz del sol y sol del dia.

(Vuelven à sonar.) DOÑA ESPERANZA.

¿No escuchais, Señor?

Ya escucho

Unas cadenas; ¿qué importa? DOÑA ESPERANZA.

Vuestro valor os reporta. REY.

Aquí no es menester mucho. (Quéjanse dentro.)

DOÑA ESPERANZA. ¿Los gemidos no escuchais?

REY.

Pues ¿de quién son los gemidos? DOÑA ESPERANZA. ¿No ha llegado á los oídos

Vuestros, el tiempo que estáis En Cantillana, esta fiera Fantasma?

Es burla, por Dios. DOÑA ESPERANZA. El cielo quede con vos:

Que el alma el temor me altera, Y perdonadme. (Vase.)

Cerró

La ventana; ¡miedo extraño! Llegándose va, ó me engaño, El ruido; ¿iréme? No; Ya la voz otra vez suena, Tristemente dilatado; Agora en la calle ha entrado, Arrastrando una cadena, Un bulto blanco, tan fiero, Que me ha causado temor, Con tener tanto valor.

### Sale LA FANTASMA.

Llegarme y hablarle quiero; Mas él se viene hácia mi Vive Dios que he de mostrar Animo, sin recelar: Que esto debo á quien soy:-Di Quién eres y que me quieres, Si es que vienes buscando Encargarme, deseando, Alguna cosa; ¿ quién eres? ¿ Eres Blanca, que de esposa Solo me diste la mano? Eres Fadrique, mi hermano? Eres don Juan de Inestrosa? Eres mi madre? Responde, Si algo de mi has menester; Que yo te prometo hacer Cuanto pidas, aqui ù donde Te fuere mas importante A tu descargo y descuento; Que para escucharte atento, Animo tengo bastante. No respondes ni haces nada? Pues hacerte hablar procuro, Ya que no sé otro conjuro Que el acero de mi espada. (Cae el bulto y la cadena, y queda Lo-pe con cota y broquel, espada, media mascarilla y montera.)

El bulto en el suelo dió, Y con espada y broquel, De su portento cruel Otro prodigio quedó; Hoy de mi valor me alabo.-Hombre, fantasma ó difunto, No temo al infierno junto Porque soy don Pedro el Bravo. (Entrase retirando don Lope, y el Rey acuchillandole.)

Sale por una puerta DON GARCÍA, y por otra DON ÁLVARO, DON SAN-CHO v DOÑA MARÍA.

DON SANCHO. Repórtese vuestra alteza, Porque es irritar al Rey. DOÑA MARÍA. Amor nunca guarda ley Cuando à ser celoso empleza. DON GARCIA. Caballeros, si es posible, Vuelvanse por cortesia.

DONA MARÍA. De guarda está don García; Esta vez es imposible Dejar de pasar delante Aunque vos al paso estáis.

DON SANCHO. ¿Otro imposible intentais? DOÑA MARÍA.

Seré à vencerle bastante. DON GARCÍA.

¿Quién es?

DOÑA MARÍA La Reina. DON GARCÍA.

Señora, Vos desta manera?

DOÑA MARÍA. Ansi

Vengo buscando sin mi A quien vos buscais agora, Por ver este desengaño.

DOÑA ESPERANZA. (Dentro.)

Que matan al Rey! DOÑA MARÍA.

Ah cielo!

Mayor desdicha recelo; Venid, venid.

> DON GARCÍA. Caso extraño! (Vanse.)

Salen acuchillándose EL REY y LOPE.

Suspenda la invicta espada; No me mate vuestra alteza.

REV.

¿Quien eres?

LOPE. (De rodillas.) Un desdichado.

Que amor ...

REV.

¿ Por amor comienzas? Disculpa tienes bastante; Levanta del suelo.

LOPE

Deja Que en él humilde te pida Primero perdon.

Ya te he perdonado, alza.

Con esa palabra, es fuerza Que sin máscara te bese Los piés, y decirte pueda Quién soy.

REY. ¿ Quién eres?

LOPE. Don Lope

Sotelo.

REY. Pues ¿ desta manera? LOPE

Fuerza de amor pudo tanto; Que desde la noche mesma Que me pediste à Esperanza Para dejarme sin ella; Porque imaginé, Señor, Que en teniendo algunas muestras De mi voluntad, habias De condenarme à su ausencia; Por prevenirlo, tracé Esta fantasma; que intenta

Amor imposibles cosas Amor imposibles cosas.
Contra el poder y la fuerza.
Cuando dejar me mandaste,
De Archidona por la guerra,
A Cantillana, Señor,
No estuve una legna apenas
Ausente del bien que adoro,
Y la misma estratagema
Usanda lodas las noches. Usando todas las noches, Entraba á gozarla y verla; Hallóme don Juan, su hermano, Y Perafan de Ribera Con ella, y queriendo darme Muerte los dos por la ofensa Hecha á su casa y honor, Enseñó Esperanza bella Una firma de mi mano; Fueron à hablarte con ella; Vine á saber el suceso, Encontróme vuestra alteza; A su invencible valor No bastó mi estratagema; Esta es mi historia, mi culpa, Mis celos y vuestra ofensa Si no me disculpa amor, Aqui teneis mi cabeza.

Salen PERAFAN, DON JUAN, DOÑA ESPERANZA, LEONOR Y RODRIGO por una puerta, y por la otra, DOÑA MARÍA, DON GARCÍA, DON ÁLVA-RO y DON SANCHO.

PERAFAN.

No importa que el Rey agravie, Para que la sangre nuestra Vertamos por él.

DOÑA MARÍA.

Llegad.

DON GARCÍA.

Señora, aquí está su alteza. DON ÁLVARO.

El Rey está aquí.

DOÑA MARÍA. ¿Señor?

Señora, ¿ qué es esto?

DOÑA MARÍA.

Fuerza De mis celos, imposibles

De vencer de otra manera. DOÑA ESPERANZA.

Cielos, aqui està don Lope; ¿Qué novedad es aquesta?

Vuestra alteza nos perdone; Que, puesto que vuestra alteza Nos mando de Cantillana Salir esta tarde mesma. Y no lo habemos cumplido, Las voces que en esa reja Dio Esperanza nos obliga, Sin reparar en la pena Que nos fué puesta, Señor, A ofrecer á vuestra alteza Nuestras haciendas y vidas.

Que ese amor os agradezca, Perafan, es justa cosa; Don Lope Sotelo sea De doña Esperanza esposo.

LOPE.

Mas años que el sol te veas Rey de Castilla y Leon.

REY.

Con la mayor encomienda De Castilla, que es lo menos Que debo á vuestra nobleza.

PERAFAN.

Guárdeos el cielo.

REY.

De un tercio Doy á don Juan de Ribera, Pues es tan grande soldado, Porque me sirva en la guerra.

DON JUAN.

Sobre vuestros hombros ponga Su imperio el sol.

REY.

Y a vos, reina De Castilla y de mi alma, Que es de vuestro sol esfera,

#### LUIS VELEZ DE GUEVARA.

Palabra de nunca daros Celos, porque sé que llegan A perderos el respeto.

doña maría.

Guárdeos el cielo, que es deuda De mi amor.

DOÑA ESPERANZA.

Estoy confusa Y no creyendo yo mesma Lo que estoy viendo.

LOPE.

Despues Sabréis, Esperanza bella, Grandes cosas.

RODRIGO.

A Rodrigo, Que los piés te bese deja, Pues fué sacristan por tí Mas de una semana y media. LOPE.

Guárdete Dios.

LEONOR. Dame á mi

Tus manos tambien.

RODRIGO.

No quieras; Que estaba agora fregando, Y no es mucho al ámbar huelan.

REY.

A palacio.

RODRIGO.

Dando aquí, Porque á sus casas se vuelvan, De *El Diablo está en Cantillana*, Senado, fin la comedia.

## COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# LA LUNA DE LA SIERRA,

DE LUIS VELEZ DE GUEVARA.

## PERSONAS.

PASCUALA. ANTON. MENGO. BARTOLA.

GIL DEL RABANO. CURA. EL PRÍNCIPE DON JUAN. EL MAESTRE.

DON GUTIERRE. GUZMAN. LA REINA DOÑA ISABEL. EL REYDON FERNANDO. CRIADOS. GENTE. . ACOMPAÑAMIENTO.

## JORNADA PRIMERA.

Salen EL MAESTRE DE CALATRAVA, de camino, v DON GUTIERRE, dándole unas cartas, y CRIADOS.

DON GUTIERRE. Cartas de'la Reina son. MAESTRE.

Por esa causa me apeo, Porque las trata el deseo Con esta veneracion. DON GUTTERRE.

Yo pensé en Sierra Morena Hasta Cordoba encontrarte; Hoy à la conquista parte, De alientos heróicos Ilena, La Católica Isabel, Que contra el moro andaluz Lleva la corte à Adamuz; B Porque hasta mirarse de él Vencedora, no ha de dar Vuelta à Castilla. Fernando Vuelta à Castilla. Fernando BEN Aragon, sosegando Un tumulto popular,
Asiste por alma en ella;
Que Castilla no ha tenido
Reina, eutre tantas que han sido,
Mas beróica ni mas bella.
Con el principe don Juan
(Cuya vida guarde el cielo,
Con el nombre de su abuelo)
Carando viene; que dan Cazando viene; que dan
A Sierra-Morena honor;
Ella divina Diana,
Y el, bello, en mas soberana
Deidad, Adónis mejor;
Y pienso que ha de venir
A hacer noche ó a hacer dia A esta aldea.

MARSTRE. Andalucia

DD. C. DE L .- II.

Podrá, á su sombra, rendir Con el Africa á Granada, Y mas si en esta ocasion Deja una mano al baston Y otra remite a la espada; Que , Palas nueva española, En ausencia de Fernando , La estoy armada esperando De las grevas à fa gola;
Y ruego à Dios que à sus pies Goce Granada, rendida,
Como el fénix, mejor vida
Y muchos triunfos despues. Dadme licencia, señor Don Gutierre, sin que sea Grosero, que el pliego lea.

DON GUTIERRE.

Eso es recibir favor. Maestre, de vuecelencia En tan dichosa ocasion , Pues echais de ver que son Logros de mi diligencia.

MAESTRE.

(Lee.) «llustre maestre de Calatrava, »primo nuestro: El Rey parte à Aragon Ȉ sosegar algunos alborotos que hay sen aquel reino, causados de su au-sencia; y yo es fuerza, entre tanto, aque vaya à Andalucia, como lo hago, by hacer à Adamuz plaza de armas pa-ara la empresa de Granada, en comara la empresa de Granada, en com-pañía del serenisimo principe don Juan, nuestro muy caro y muy amado ahijo. A don Gutierre, nuestro criado, ahemos encargado la diligencia de este apliego, para que os le dé en la parte aque de Andalucia os encontrare, dán-»dome por muy bien servida en esta »ocasion que os veais conmigo en Ada-»muz, porque he menester vuestra »persona con la brevedad posible.— «Guardeos Dios. De Ciudad-Real, etc. -Isabel.»

Mil siglos su nombre viva En Castilla y en Leon,

Y dichosa sucesion Y dichosa sucesion
De don Juan goce. ¡ Qué altiva ,
Qué heróica , qué soberana
Mujer! que, mas que en ciudades
Ni reinos, en voluntades
Reina con deidad humana ;
Dueño es de los corazones
De sus vasallos , y el mio
Es mas suyo, que confio ,
Con victoriosos blasones ,
En su nombre conquistar
Las dos Africas despues En su nombre conquistar Las dos Africas, despues Que deje puesta à sus piés À Granada; que alentar Pueden tan nobles favores, Tan soberanos alientos, Para mas árduos intentos, Para conquistas mayores; Que no puede ser ninguna Dificultosa, alentada De su valor y esta espada.

DON GUTIERRE. Dicha fué de mi fortuna, Cuando del Andalucia En la raya puse el pié, Encontraros.

Mas lo fué. Señor don Gutierre, min; Vaca una encomienda está De que os habeis de servir Por el porte.

DON GUTIERRE. Recibir De vos mercedes es ya Conocido en el valor De la sangre que teneis. Por la mucha que me haceis. La mano os beso.

MAESTRE.

Senor Don Gutierre, yo recibo De vos merced; porque honrar Tan gran caballero es dar Nuevas honras al altivo,

Glorioso, antiguo blason De la cruz de Calatrava.

DON GUTIERRE. Quien vuestro valor no alaba, Deshace su estimacion; Que es empresa concedida A ninguno.

MAESTRE. Guárdeos Dios; Que está mi sangre de vos Pagada y agradecida.

voces. (Dentro.)

Parad; que se apea aqui Su alteza.

DON GUTIERRE. El Principe creo Que llega solo.

El deseo Que para servirle en mí Vive por alma, no entiendo Que tanta dicha me niegue.

Sale EL PRÍNCIPE DON JUAN, mozo, de camino , y GENTE.

PRÍNCIPE. Hasta que mi madre llegue , Pasar de aquí no pretendo.

DON GUTIERRE.

El Príncipe es; llegad pues, Maestre, besad su mano. MAESTRE.

Dadme, señor soberano De Castilla, vuestros piés.

DON GUTIERRE. Fernan Gomez, el maestre De Calatrava, Señor.

PRÍNCIPE.

Maestre, á vuestro valor El pecho es justo que os muestre, Con los brazos.

MAESTRE.

Guarde el cielo Esa prudencia temprana, Esa dichosa mañana Que en el castellano suelo Nos empieza á amanecer, Muchos años.

Guardeos Dios. Maestre, pues que con vos Del africano poder Queda Castilla triunfante. ¿Cómo venis?

MAESTRE. Con deseos De daros nuevos trofeos Del sarracino arrogante ¿Cómo viene vuestra alteza?

PRÍNCIPE. Con gusto de ver el dia En que del Andalucia He de gozar la belleza.

MAESTRE-

Justamente os enamora Su fama.

PRÍNCIPE. Grande la tiene En mi opinion.

La Reina , nuestra señora? PRÍNCIPE. Trae salud, gracias al cielo; Que para bien de Aragon, De Castilla y de Leon La goce.

MAESTRE.

Viva en el suelo Español edades mil, Logrando en nuevas esferas De imperios las primaveras De vuestro dichoso abril.

En un jabalí cebada, De la sierra en la espesura, Imitarse à si procura , Nunca de nadie imitada ; Que, mientras que de la guerra No llega el original, Con valor à nadie igual Su imágen busca en la sierra; Pero ya sobre un caballo Que parece que ha nacido En él el manto florido De quien es abril vasallo, Pisa con aire gentil, Siendo del sol maravilla Que, como es reina en Castilla, Es potentado en abril. Bien merece su deidad Estos requiebros de un hijo Tan galan suyo.

MAESTRE.

No dijo Vuestra alteza á majestad Tan gloriosa cosa alguna Que pueda llegar à ser Extremo, pues su poder Su valor, de la fortuna Tambien vasallaje alcanza Siempre el efecto juntando Al ser heróico, formando Los lances de la esperanza.

Sale LA REINA DOÑA ISABEL, con baquero, sombrero y venablo, y CRIApos con ella.

DONA ISABEL. Pasead ese caballo Mientras tomo la litera, Pues aqui el Principe espera.

MAESTRE. Y con su alteza un vasallo Que á besar los piés os llega, Haciendo en vuestro servicio

De su pecho sacrificio. DOÑA ISABEL. Maestre, jamás os niega Mi amor à tanta verdad-Los brazos. ¿ Cómo venis?

MAESTRE. Cuando entiendo que os servis En mi desta voluntad, Es forzoso que la vida Y que la salud me sobre.

DOÑA ISABEL. Don Gutierre albricias cobre Hoy de vuestra bienvenida, Pues tuvo tanta ventura Que os encontró con mi pliego Eo el camino.

No le niego Que debeis à la fe pura Con que deseo serviros, Esa fineza.

Maestre, Que menores os las muestre, Es no bonrarme y desluciros. MAESTRE Con vuestra grandeza sola,

Juvenil y soberana, Nueva Pálas castellana, Semiramis española, Mayor empresa pudiera Tener el fin deseado.

Bien mi valor ha dejado Experiencias en la fiera Que acabo de dar agora Muerte.

PRÍNCIPE. Vuestra majestad Cansó á todos.

DOÑA ISABEL. Es verdad, Pero sali vencedora Que del espumoso diente Dos veces acometida , Rindió en despojos la vida, Y la sangre à la corriente De una sierpe de cristal, Que , fugitivo arroyuelo , Cuando dejó de ser hielo , Fué lisonja de coral.

PRÍNCIPE. Permitidme, gran Señora, Pues tanta ocasion me obliga, Que fuisteis de Adonis, diga, Y de Vénus vencedora.

(Vase, y vuelve á salir luego.) DOÑA ISABEL.

Guárdeos Dios, Juan, y al Maestre Agasajad.

Yo he quedado Solo con veros pagado. DOÑA ISABEL.

Por la cenefa silvestre De este arroyuelo de plata Baja huyendo, al parecer, Una mujer.

PRINCIPE. Y-mujer Que parece que retrata El vestido al arrebol Del dia.

Sí, y el cabello, Esparcido por el cuello, Parte rayos con el sol.

DOÑA ISABEL.

De pocos años parece Y de beldad soberana.

No obliga asi la mañana Las aves , cuando amanece , A que la canten amores , Como en ardiente fatiga La serraneja se obliga De las aguas y las flores.

PRÍNCIPE. Ya llega desalentada A tus plantas; que imagino Que por fin de su camino Las busca.

DOÑA ISABEL. Vendrá agraviada.

Sale PASCUALA, serrana, en cabello.

PASCUALA. ¿ Está aqui la Reina? DOÑA ISABEL. PASCUALA.

¿Adonde?

DOÑA ISABEL. Serrana hermosa, Yo soy la Reina.

PASCUALA. Oh gloriosa Reina de Castilla! Asi Neina de Castilla! Asi Vivais los años del sol; Asi con eternos mayos Troqueis imperios, que á rayos Añadais al español; Asi con divina hazaña Del moro andaluz triunfeis, Y de ganar acabeis, Rindiendo à Granada, à España; Así enlaceis biedra hermosa A Fernando eternamente, Volviendo à gozarle ausente Como dama y como esposa; Asi mil-siglos goceis Los claros nombres que os dan, Y del principe don Juan Dulces bisnietos mireis; Asi...

DOÑA ISABEL. Repórtate, espera; ¿Qué traes? Qué tienes?

PASCUALA.

Escuchadme atenta agora Sabréis el mal que me altera. Aquel pajizo asombro, Que no parece aldea, Sino peñasco duro De esta Morena-Sierra; De esta Morena-Sierra; Aquel, mas que edificio, Serrana competencia A nubes que intentaron Nevarle la cabeza; Es, Isabel dichosa; De dos Castillas reina, Mi desdichada patria O mi extranjera tierra.
Amor, alma del mundo,
A quien por rey veneran,
Natural ò tirano,
Sentidos y potencias;
Desde que en mi pudieron Dar las primeras señas De tener albedrio, Sin tener resistencia, Me empeñó en un serrano De tan divinas prendas, Que confesó la envidia Que fué eleccion discreta; Tan galan á misojos, Que ninguno en la aldea (De muchos que hay) no trajo, Los domingos y fiestas, Gaban mas aliñado, Cabeza con mas trenzas, Zapatos con mas lazos, Polaina mas bien hecha. En el solar del pueblo, Si baila o zapatea, A todos aventaja, Y aun ellos lo confiesan; Cuando á la barra tira, Ninguno se le llega, Y à la carrera y lucha No hay quien con él se atreva. no bay quien con el se atreva.
En fin , ¡Anton , Anton!
Que es nombre que me suena
Mucho mejor que cuantas
Aves al sol despiertan ,
Contento me pagaba
Con serranas finezas ;
Y yo, de agradecida ,
Almas tener quisiera ,
Mas que no pensamientos . Mas que no pensamientos, Con que pagar aquella Que me dió y que guardaba

Con tan grande firmeza, No sé si por hermosa, O mudable en las vueltas De mi fortuna varia, Ya menguante, ya llena, Toda esta serrania , Que da à Sierra-Morena Aldeas , dió en llamarme La Luna de la Sierra. Sin duda adivinaron Las mudanzas que boy prueba Mi suerte desdichada, Que no fué la helleza; Y si lo fué, tampoco Puedo librarme de ella; Que es sombra la desdicha De la hermosura, eterna. Pues cuando estaba yo Mas segura y contenta , Librando en esperanzas Venturas tan inciertas, Como era el ser su esposa, Que es la alegre cosecha Que amor, despues de tantas Lluvias de ansias, espera, Obligó a mi serrano Una precisa ausencia Una precisa ausencia
El mártes, á apartarse
Lejos de aquí diez leguas.
Al lin, se fué, partióse;
Y yo, sin su presencia.
Con la mitad del alma
Quedé viviendo á medias, Que esotra media parte Mi Anton se llevó en prendas, Para ser de la suya
O guarda ó centinela.
Comenzaron las horas
A ser en el aldea,
Para mis esperanzas,
Siglos de plomo y piedra.
Mi hermano en este tiempo, O mi veneno, ordena, Por intereses propios Y desdichas ajenas, Casarse con Bartola, Una serrana necia, Del color de su gusto, Que son de una librea, Hermana del alcalde De nuestra misma aldea; Tronco con vida de hombre, Necio con mucha hacienda; Necio con mucha hacienda; Con este, sin mi gusto, De casarme concierta, Sin ver que estaba el alma En otro dueño atenta; Hoy lo trató conmigo, Y con tanta aspereza
Me obligo à que la mano
Al villano le diera,
Que, viendo en mi tan grande, No vista resistencia, Dentro en un aposento Con la llave me encierra, Para que de este modo Acabara por fuerza Comigo lo que el mundo, Con vida, no pudiera. Desesperada y loca, Busqué à mis ansias fieras Salvedad, si à desdichas Hay quien hallarla pueda; Y por una ventana, Que da al campo, resuelta A morir o escaparme De tantas inclemencias, Me descuelgo, animada Del amor que me alienta, Del furor que me incita , Del mal que me despecha ; Y apenas estampando

En la grama, en la arena Del margen de este arroyo, Que es parto de estas peñas, Las fugitivas plantas, A mi muerte ligeras, O al bien que no aguardaba, Encontré con las nuevas, Católica Monarca, De tu venida, y cerca Del bien, estuve á pique De ver rendida y muerta Al desaliento mio La esperanza, deshecha A tanto mar de agravios Y viento de tormentas; Pero, à tus piés llegando, Ningun recelo llega A darme sobresalto. Siendo tù mi defensa. Reina eres la mas alta Que conoce la tierra; Que has de hacerme justicia Mi agravio de ti espera. Así vivas los años Que el mundo te desea, Pues debes, por amante, Por ausente y por reina, Satisfacer mi injuria, Porque la vida deba Al Sol de España hermoso La Luna de la Sierra. (De rodillas.)

DONA ISABEL.

Levanta; que no es justo Que este, serrana, en tierra Quien se parece tanto Al cielo en la belleza; Que el nombre que os han dado De Luna de la Sierra Pienso que viene corto A la hermosura vuestra. Yo harê que no eclipse Ninguna humana fuerza Nube que à vuestros gustos Se opone con violencia. Tomad esta palabra De mi.

PASCUALA.

Veas, eterna En Leon y en Castilla, Eternas primaveras.

DOÑA ISABEL.

¿Cómo os llamais?

PASCUALA.

Pascuala.

DOÑA ISABEL. Es vuestra cara buena, Las pascuas dais à todos Qué gracia! Qué belleza! Llegad , besad la mano Al Principe.

PASCUALA.

A su alteza Los piés besaré y todo.

PRINCIPE.

Alzad, serrana bella; Que à fe, que sois muy linda.

PASCUALA.

Yo soy esclava vuestra.

MAESTRE. (Ap.)

No vi mayor encanto En humana belleza! Loca me tiene el alma

PRÍNCIPE.

La hermosa serraneja. Qué os parece, Maestre, La serrana?

MAESTRE.

No es fea;

Razonable hermosura, En fin, para la sierra.

PRÍNCIPE.

Pues no me ha parecido, Por vida de la Reina, Maestre, otra en mi vida Tan hermosa como esta.

Espantame, viniendo De mirar vuestra alteza La beldad toledana, Narciso de su vega. Este es un tronco duro, Sin alma y con corteza. PRINCIPE.

Antes es alma toda; No sé, la serraneja Me ha ganado la dicha, Y si lícito fuera A un principe de España... No sé lo que me hiciera.

MAESTRE. (Ap.) No puedo divertirle, Pero la diligencia Ganará por la mano. Al Principe la empresa; Aunque no es cuidadosa En él la competencia; Que son amores niños, Y el viento se los lleva.

DONA ISABEL.

Vamos, Principe.

PRINCIPE. [Hola!

La litera.

MAESTRE.

Vuestra alteza á su madre Acompañarla en ella?

PRÍNCIPE.

No , Maestre ; á caballo Los dos irémos.

DON GUTIERRE.

Llega, Con otro del Maestre, Un caballo à su alteza. DOÑA ISABEL.

Pascuala.

PASCUALA. Gran Señora! DONA ISABEL.

Fiad de mi grandeza; Que os he de hacer justicia. PASCUALA.

Así mi fe lo espera, Así mi amor lo aguarda De tan heróica reina.

DOÑA ISABEL.

Id conmigo, y venios Cerca de mi litera.

MAESTRE. (Ap.) Volved por mí, sentidos; Porque voy con sospechas Que ha de volverme loco La Luna de la Sierra. (Vanse.)

Salen GIL DEL RABANO, alcalde, y BARTOLA, villana graciosa, por una parte, y por la otra MENGO, villano gracioso.

No tien, Mengo, de pasar De hoy las dos bodas; Bartola, Por no ser novia tan sola,

Ayudará á bien casar, Como á bien morir pescuda, A Pascuala, porque está Diz que algo cerril.

MENGO.

Bien podeis llamar al Cura, Alcalde, porque Pascuala Alcalde, porque Pascuala
Ha de casarse con vos,
Aunque le pese par ños
Norabuena ó noramala;
Que no ha de volverse atrás
El concierto que hemos hecho.
Las coces son sin provecho
Y los brincos por demás;
Que no ha de ir con su intento
Delante; sufra molestias,
Que la mujer y las bestias
Sientan el paso despues.
Debajo queda encerrada Debajo queda encerrada De esta llave en mi aposento, Y hasta her el casamiento, No ha de aprovecharle nada; Porque no ha de ser Anton, Su primero pretendiente, Que está del lugar ausente, Lo que el penso.

Con razon; Que sós su mayor hermano, Y corre por vuestra cuenta El casaria, aunque ella intenta Herlo por su propia mano. Dadla hacienda à toda ley ; Que lo demás es morir.

Por el Cura podeis ir; Que aunque lo estorbara el Rey, Pascuala no ha de dejar De ser vuestra, brinque ó salte, Llore ó sospire.

No falte

Por mi, yo le vó á llamar. Si posible es, abrandalda; Bartola queda con vos, Y pues para en uno sós, Entre tanto descozalda, Botre tanto descozatta , Porque salga de los piés. Mejor. Meugo, que el bablalla Servirá de pasealla , Para corrella despues.

(Vase.) MENGO

Bartola, ¿ has quedado aquí? BARTOLA.

Si, por la gracia de Dios.

Solos estamos los dos;

Llégate mas háncia mí. BARTOLA.

No puedo; que estó pegada Con la tierra, de virgüenza. MENGO.

A hacer la prueba comienza; Que no puedes perder nada.

BARTOLA. Mengo, ¿ no es mas fácil cosa Que tú te llegues ?

MENGO. Si, à fe.

BARTOLA. Mas guardate no alce el pié;

Que soy algo relijosa. MENGO!

Rijosa querras decir; Y eso es de burras no mas. DARTOLA.

Mengo, burras hallarás,

Si lo quieres advertir, Tambien en dos piés, y yo, Cuando tanto se atropella, Só burra, pues só doncella.

Pues burra doncella, jo; Que parece que trotais. BARTOLA.

Mengo, el dimoño me aburra Si pienso ser vuestra burra.

MENGO.

Si haréis, Bartola; que estáis Viendo cerca el alcacel. BARTOLA.

Contentaréme, enojada, Con mi paja y mi cebada.

MENGO.

Bartola, el desden cruel Deja, pues estás aquí. No dés en nuevos antojos ; Que me muero por tus ojos Desde el punto que te vi. Y tanto tanto en tu cara Todo mi calletre obrigo, Que por casarme contigo, De ser obispo dejara.

Mengo, en no siendo sencillo, Cuando en malicioso deis, Por novio comenzaréis, Y acabaréis en novillo.

Guarda huera, aqueso no; Trabas os pondré à los piés.

BARTOLA.

Dejaldo para dempues Que el Cura, Mengo, llegó.

Salen EL CURA Y GIL DEL RABANO, alcalde.

Dicen que la Reina pasa, Alcalde, por el lugar, A Adamuz.

Podrá posar Del Escribano en la casa, Que es la mijor de la aldea En anchura y edificio, Que herle aqueste servicio Todas las veces desea Que ellos pasan por aqui; Aunque vien la Reina sola Con el Principe.

CUBA.

Bartola,

Guardeos Dios.

BARTOLA. Ya estó sin mí,

Acercando poco á poco.

GIL.

¿Cómo os fué, Mengo? MENGO.

Estó loco .

Porque es Bartola un dimoño; Coz tira, que no hay llegalla A comenzar á domar.

Ella se vendrá á amansar En llegando á enalbardalla; Dejad que os eche á los dos El Cura el yugo, y verés Qué mansos estáis dempues.

Como unos bueyes de Dios.

#### LA LUNA DE LA SIERRA.

Pueden mucho las palabras Del matrimonio sagrado,

MENGO.

A vos os toca el cuidado, Cura, de meter las cabras A Pascuala en el corral; Que está de mal parecer, Y es mujer.

Por ser mujer Lo ha de hacer mejor; ¿ qué mal Le puede estar à Pascuala El Alcalde, hombre tan rico Y honrado?

Yo só un borrico En la condicion.

CURA.

La mala De Mengo la trae asi ; Que Anton es cosa de viento.

MENGO.

Yo só, Cura, otro jumento Gomo el Alcalde, y no hui Con Pascuala prohidiado Si no es en cosa que ya, Como veis, tan bien le está; Que este nombre que la han dado De Luna ó siete cabrillas Desvanecida la tiene, Sin ver lo que le conviene.

CURA

Yo pretendo persuadilla Y metella por camino; Que es en efeto muchacha.

MENGO.

Y Anton la tiene borracha.

CURA.

Ser esta vez determino El cura y casamentero, Y ha de ser, de mi vencida, Alcalde, vuestra, por vida Del bachiller Borreguero.

MENGO.

Decilde algunas razones De la Sagrada Escretura, Pues sois bachiller y cura, Contra maridos Antones; Y lo de la Antona ahi. ; Qué à propósito vendrá!

Sale ANTON, galan, de serrano, con espada cenida.

ANTON.

Donde, villanos, està Pascuala?

Anton está aquí.

ANTON.

¿Cómo, villanos, consiente El cielo; cómo, villanos, El mundo sufre, siu dar Uno abismos, otro rayos, Que en un ângel, que en el sol, Vuestras sacrilegas manos Se atrevan à hacer ofensa Con notables desacatos? Qué ley humana permite Que obligueis à un pecho humano Con tan tierna edad, y siendo Del cielo y del sol milagro, A que se case por fuerza Con un tronco mal formado, Con un prodigio vestido, Con un desnudo peñasco, Con menos alma que aquellos Que en esta sierra están dando El ejemplo á la dureza

Como al pasajero espanto Cuando de noche los mira, Perdido y sombras soñando? Y tu, Mengo...

> MENGO. (Ap.) Aqui só muerto. ANTON.

¿ Cómo es posible que tanto Puedas atreverte al cielo , Que aquellos hermosos años Pasen à la hermana tuya . asen á la hermana tuya Aunque parece contrario A su divina hermosura, A su entendimiento raro, Que sea su hermano un mónstruo Como tú, un bruto inhumano ; Oses, cuando asi lo seas, Del sol à tiranizallos En un obscuro aposento, Para que de los agravios Al peso la cerviz midan, En su gusto encaminados, O desesperados mueran, A la mayor beldad dando Fin que los humanos ojos Han visto en ángel humano? ¿Esta es, Alcalde, justicia?

GIL. (Ap.)

Temblando estoy.

ANTON.

LEs buen trato
Para vuestra profesion
Esto, Gura? ¿ Manda acaso
El cielo que los que son
Dél en la tierra nombrados

Para vicarios del cielo, En lugar de apaciguallos, Seais complice en forzar Voluntades?

Temerario

Venis, Anton.

Por los ojos

Basiliscos está echando. -

BARTOLA.

Aqui espero un mal suceso.

GIL.

Aqui una tragedia aguardo,

ANTON.

El temerario sois vos, Pues sabiendo que en los casos De los matrimonios es, Mas que todo, necesario, Cura, la conformidad De las partes, no mirando Vuestra obligacion, quereis Juntar dos almas, que tauto
Se diferencian las dos .
Lo que hay del bien à los daños,
Lo que hay del sol à la noche,
De la gloria à los trabajos .

Del conste al golfo del cielo Del puerto al golfo, del cielo A la tierra, del tirano Al amigo, de la muerte A la vida, del descanso Al intierno, de los celos Al amor, aunque andan ambos Siempre en un sugeto juntos; Que todos estos contrarios Viven en los dos mayores; Pero, vive Dios, que estando Vivo Anton, no han de eclipsarse, Villanos viles, los rayos De la Luna de la Sierra; Que, en el camino informado De este agravio, y que en mi ausencia, Que fué de mi vida ocaso, Os quisisteis atrever,

Como murciélagos vanos, A luces del sol ausente; Sobre las alas volando De mis firmes pensamientos, Llegué al lugar, y abrasado, A los umbrales de Mengo, Donde à les cómplices hallo Conjurados en la ofensa De Pascuala y de mi agravio. Mas agora veréis todos Del modo que satisfago, En el castigo el delito, Abriendo y descerrajando Cuantas puertas, cuantas sombras Tiene esta casa, este encanto Del sol, hasta dar con él (Vase.) A Pascuala.

CURA

Extraordinario

Furor Heva.

BARTOLA. Desa suerte No pienso casarme : vamos, Hermano Alcalde, de aqui.

MENGO.

Haciendo notable estrago

GIL.

No hay quien lo resista.

BARTOLA.

No fué Roberto el Diablo Tan ladino y mordedor Como él va.

CURA.

Pareceis mármol, Alcalde; entrad á prenderle, Pues veis que está quebrantando Una casa, y es delito, No solo para aborcallo, Sino para mas; prendedle.

GIL.

Préndale Poncio Pilato.

MENGO.

No le dejeis que se lleve A Pascuala.

Yo me abraso De celos, pero de miedo Estó, Bartola, temblando.

BABTOLA.

Terciana debe de ser.

CUBA.

Ya sale solo y turbado, Al parecer.

Sale ANTON.

ANTON.

Donde habeis Puesto à Pascuala, villanos, Que no está en toda la casa Por mas que la he examinado? Vén acá, Mengo.

MENGO. (Ap.) Agui hué

Mi fin.

Mengo, bablemos claros. Dónde has lleyado à Pascuala? Donde tienes el milagro De estos montes escondido?

BARTOLA.

De Anton estoy recelando Me tiene de aborcar el novio.

MENGO.

Digo, Anton, que la he dejado Encerrada en este mismo Aposento, que con tanto Furor abriste el postrero.

ANTON. ¿Cómo no está alli, villano?

MENGO.

Hidalgo, yo no lo sé; Debe de haberse à los campos, Por la ventana, escorrido.

Muerto soy si lo ha intentado. Traidor, dime dónde está. (Arrójale.)

Pues ¿ sélo yo por acaso? Yo no la vide arrojar.

Basta que lo haya intentado, Para que se haya quizá O muerto o despedazado Entre esas peñas.

No habrá; Que es mujer, y son al gato Semejantes en las vidas.

¿ Burlas cuando estoy rabiando ? Vive el cielo, que no deje En las que teneis, ingratos, Una apenas, ni en el mundo La que me falta buscando. ¿Donde te escondes, Pascuala? ¿Qué nube de tus dorados Rayos, Luna de la Sierra, Sombra es tirana? Si acaso Sombra es tirana? Si acaso
Escuchas, mira que soy
Anton, que la vuelta he dadoDe la amarga ausencia que hice
De tus ojos soberanos;
Anton, que viene à perder
Por ti mil vidas; tus brazos
No me niegues, Luna hermosa,
Cuando, por recien llegado No sea, porque primero Que muera pueda gozallos.— Paredes que un tiempo fuisteis Orientes, y agora ocasos, Del sol que adoré por mio, Dadme a Pascuala; peñascos, Que de la Sierra-Morena Sois antiguos muros y altos Contra las guerras del tiempo, Contra inclemencias del marzo, Donde encubris vuestra Luna? Qué triste menguante ó cuarto Fué aqueste, que contra mi Flechan los cielos, de llantos Y suspiros? ; Loco estoy!

En la trampa habemos dado.

ANTON.

No he de dejar, vive Dios, En esta casa, villanos, Un ladrillo sin que vuele Por el aire hecho pedazos, Hasta que me deis la Luna Del espejo en que retrato El alma que tengo suya. Roldan soy enamorado Y celoso juntamente; Morid todos à mis manos

(Da tras ellos.)

GIL.

Anton, tenéos; que so El alcalde.

Yo no guardo Respetos à quien no quiso, Justicia representando, Guardarme justicia á mi.

BARTOLA. Bercebú se ha desatado; Conjuradle, Cura.

> CURA. Vade

Arredro.

Mengo.

ANTON. Que me abraso!

MENGO.

Al gallinero, Bartola.

BARTOLA. En el humero me zampo,

Y en el pozo yo.

ANTON. Dadme à Pascuala, villanos, Agnardad.

Aguardete

El demonio,

ANTON.

Hoy se ha cifrado Todo un infierno en mi pecho. Dadme á Pascuala, villanos.

(Entranse huyendo, y Anton tras ellos á cuchilladas.)

Sale LA REINA DOÑA ISABEL, EL PRÍNCIPE, EL MAESTRE, DON GUTIERRE y CRIADOS, y la Reina puesta la mano en la cabeza de PAS-GUALA.

PASCUALA.

Esta en efeto, Señora, Es la casa de mi hermano.

DOÑA ISABEL.

Por eso en ella me apeo .-¿Qué rumor es este ?

Salen todos, como entraron, huyendo, y ANTON tras ellos.

TODOS.

Huigamos.

DON GUTIERRE.

Hola! mirad que está aquí Su majestad.

Por sagrado Nos valga contra este loco.

A esa voz, si fuera rayo, Me detuviera en mi propio Furor. Mas ¿qué estoy mirando? ¿No es Pascuala la que veo?— Pascuala, dame los brazos.

PASCUALA.

Detente, Anton; que ya es este Otro tiempo.

Extraño caso! Otro tiempo puede haber En nuestro amor

PASCUALA.

Si tú te ausentaste, Anton, Y yo soy mujer?

ANTON. Qué aguardo

Para morir!

PASCUALA.

Ten paciencia; Oue me casa de su mano La Reina, nuestra señora.

ANTON. No hay paciencia en tales casos. Tu has de casarte con otro? Qué bien Luna te llamaron Por las mudanzas, cruel!

PASCUALA.

No hagas extremos ; que estamos Delante su majestad.

Sin seso estoy.

PASCUALA. Pues cobrallo.

ANTON

Mataréme.

PASCUALA. Disparate! ANTON.

Ab fiera!

PASCUALA. Quéjaste en vano.

ANTON.

Daré voces. PASCUALA.

No hay remedio.

Pues ¿ cuál será?

PASCUALA.

El excusallo.

ANTON.

¿Por qué le vas?

PASCUALA. Por no oirte.

ANTON.

Ay, que muero!

PASCUALA.

Eso no, estando Viva yo, querido Anton, Que para tu vida guardo La vida que tengo tuya.

ANTON

Cielos, ¿qué es esto? ¿En qué cáos De confusiones estoy Muriendo y resucitando?

PASCUALA.

Ya está, Señora, aqui Anton, Que es con quien estuve hablando. DOÑA ISABEL.

Está bien, Pascuala.

El cielo

No me niegue el bien que aguardo. DOÑA ISABEL.

¿Quién es el alcalde aquí?

Yo soy, Señora.

MENGO.

Hay mas raro

DOÑA ISABEL. ¿Cómo os llamais?

Con perdon vuestro, me Hamo Gil del Rábano, Señora.

DOÑA ISABEL.

Seréis indigesto.

Suceso!

GIL.

Y harto.

DOÑA ISABEL. Y ¿ quién es Mengo?

MENGO. (Ap.)

Esto es hecho;

Lo que debo, esta vez pago. Lindamente de la fuerza Mi carilla se ha vengado.

DOÑA ISABEL. Con qué conciencia, decid, Siendo de Pascuala hermano, Mengo, se la dais á Gil Del Rábano, hombre tan basto Y tan contrario à su gusto ?

MENGO. Señora, acá los serranos No casamos las mujeres, Como en la corte, buscando Ellas ninfos los maridos; Porque acá se los buscamos. Gil del Rábano es alcalde Del lugar, rico y cristiano Viejo de cuarenta agüelos , Mozo de piés y de manos Sano, gloria á Dios ; y pienso Que esto basta para darnos Bastante para un marido, Sin andar escudriñando Si es ancho, alto ó pequeño, Si es derecho ó corcovado; Que, si esto importara, hubiera Para semejantes casos Albéltares de maridos. Como los hay de caballos. A mas desto, por concierto Yo con Bartola me caso, Y como si fueran frenos. Los dos hermanas trocamos; Pero si no sós servida De que quedemos casados De esta suerte, aqui está el Cura Sin habernos despachado, Y se volverá á su casa Las tres ánades cantando, En ayunas de las bodas, Sin alcauzar un bocado.

DONA ISABEL No hubiera en balde venido. Si un cierto Anton, que esperamos, Hubiera de las jornadas Vuelto al lugar.

Si en mi daño No se muda la fortuna, Aquí está Anton, deseando Besar tus reales plantas, Como esta dicha...

DONA ISABEL.

La mano Le dad à Pascuala, Anton, Pues à tiempo habeis llegado Para los dos tan dichoso; Que yo de haceros me encargo Merced. El Principe y yo, Vuestra boda apadrinando, Os honrarémos, haciendo Que el Gura no haya ocupado El tiempo que ha estado aquí En balde,

ANTON O estoy sonando, O me miente mi deseo Lo que miro à lo que paso.

PASCUALA. Verdades son, Anton mio; Dame la mano y los brazos.

ANTON Ya no puedo darte el alma Pascuala, pues te la he dado. Loco estoy; si no me mata La dicha, poder es flaco El de la muerte con ella.

Confieso que me ha pesado De babella visto, Maestre, Dar los brazos y la mano A un rústico labrador.

MAESTRE.

Son en calidad entrambos Iguales. PRÍNCIPE.

Con la hermosura No hay sangre que iguale. DOÑA ISABEL. Vamos,

Para que tenga la boda Efeto.

Vivas mas años, Inclita Isabel, que el sol. DOÑA ISABEL.

Anton, vos sois muy gallardo, Y mereceis solamente A Pascuala.

ANTON. Soy esclavo De tus piés, y à tu grandeza Hoy debo la vida.

DOÑA ISABEL. Alzáos.

ANTON.

Cielos, posible es que es mia Pascuala! Fértiles prados De Sierra-Morena, montes Coronados de peñascos, Arroyos que los cristales Vais por ella despeñando, Aves que llamais al dia, Galanes céfiros mansos De la noche, que, en lentiscos Y romeros retozando, Despertais mas presto al sol. Pedidme albricias: que salgo Con ser dueño de Pascuala Despues de recelos tantos.

MENGO Señora, no quede yo, Ya que soy de Anton cuñado, Sin casarme con Bartola, Porque parezca, acabando Con entrambos casamientos, Fin de comedia ; aunque estamos Tan al principio de aquesta, Que la estoy viendo y soñando.

DOÑA ISABEL. Mengo, en buen hora.

MENGO.

Bartola, Llega á besarle la mano A su majestad por esta Merced.

Si no es que me empacho. Allá vó —Su rabanencia Me dé à besar los zapatos, Porque me casa con Mengo, O por su merced me caso; Que será como abrazar

El verdugo al ahorcado. DONA ISABEL. Alzad, Bartola; que yo A los dos tendré cuidado De hacer merced.

MENGO. Guarde Dios A su señoría el prazo De un tramposo, que es eterno.

Y á mí, que me habeis dejado De nones, ¿qué pensais herme?

DOÑA ISABEL. Alcalde perpétuo os hago Del lugar.

GIL. Guárdeos el cielo. DONA ISABEL.

Bien podeis desayunaros, Cura, en los dos casamientos.

Quisiera, para acaballos, Ser en aquesta ocasion. Que à todos quereis honrarnos Arzobispo de Sevilla.

DOÑA ISABEL. Bien lo creo, Licenciado. — Venid, Principe.

PRÍNCIPE. (Ap.) ¡No he visto Mayor donaire! ¡ Que falso Anda conmigo el deseo!

MAESTRE. (Ap.) Loco me llevas, serrano,

De envidía de ver la luna Que tu esperanza ba gozado. ANTON.

Dame la mano, Pascuala. MENGO.

Bartola, dame la mano. GIL.

MAESTRE. (Ap.) ; Ay Luna de la Sierra! De tu luz voy recelando Que me ha de faltar por siglos Y me ha de matar por cuartos.

## JORNADA SEGUNDA.

Salen ANTON y PASCUALA.

PASCUALA. Al fin, Anton, ¿ te vas?

ANTON.

Voyme, Pascuala, Para sacar el trigo de las eras, Que de la parva que á ese monteiguala, Colmar, gracias à Dios, la troj esperas.

PASCUALA. Aun madrugando el sol, mira tu gala.

ANTON. Tù madrugas à abril las primaveras. Dichoso yo, que al lado tuyo espero Que me despierte el gallo y el lucero. ¡Cuán bienaventurado el casamiento De dos conformes almas, como el mio,

[miento, Donde es cualquiera un mismo pensa-Es una voluntad y un albedrio:

No hay reioar como el bien de estar con-Sin gusto es todo humano desvario; Que al César, al monarca mas augusto, Todo le falta si le falta el gusto. [sa, Guarde Dios à Isabel, Pascuala hermo-Que nos dió de comer en nuestra aldea, En la mediana suerte venturosa Que el ambicioso rico no desea Busque en el mar el hambre codiciosa

Del mercader, que tanta ciencia em-Logros à su esperanza de otra suerte, Tres dedos apartado de la muerte. Préciese el poderoso, rodeado [ros, Del escuadron hambriento de escude-De la sangre real, del alto estado, Que le repiten tantos lisonjeros; Que yo, Pascuala, à tu dichoso lado,

LUIS VELEZ DE GUEVARA.

O mirando dormidos tus luceros, O amaneciendo de mi vida al polo, Solo me envidio, que te gozo solo.

PASCUALA.

Amado Anton, galan y esposo mio, Pues cuando al campo vas, y tu Pascua-No sabe si es mujer ó si es rocio, [la Que, de ti ausente, el albano la iguala, Como amante, ¡ que loco desvarío! Pienso que te entretiene otra zagala

Mas hermosa que yo, mas bien prendi-Y entre temor yamor pierdo la vida,

¡Oh, qué presto que Mengo se ha vesti-Anton, dame los brazos, y en las eras Acuérdate de mí, pues yo me olvido;

Que esto es, Anton amado, amar de ve-¡Qué flojo abrazo! Aprieta mas, queri-Ausente de mis ojos; mas. Ido.

ANTON.

¿ Qué esperas?

PASCUALA.

Juntarme tanto à ti, que eternamente Estar pudiese de tu pecho ausente.

ANTON.

Vamos, Mengo.

## Salen MENGO Y BARTOLA.

MENGO. Bartola. BARTOLA

Mengo mio.

MENGO.

A las eras me voy.

BARTOLA.

Véte en buen hora.

MENGO. Bartola, ¿sientes mucho este desvio? BARTOLA.

Sintiéralo si fuera para una hora; Mas con tanto marido, en el estio, Una alma se abochorna labradora, Que al lado tuyo paso los trabajos De un purgatorio de cebollas y ajos. Deja que me dé el aire, si es posible, Por lo menos un mes.

MENGO.

Amor me tienes, No lo puedes negar.

Amor terrible, Y, Mengo, mucho mas cuando no vie-MENGO. Ines.

Tú me pagas, Bartola, en lo posible, El poco que mis ansias entretienes; [ro, Que juro à Dios, que cuando verte espe-Quisiera ver á Bercebú primero. [de, Pero no puedo mas; quien mas no pue-Con su mujer se acuesta de ordinario; Anton se va, contigo el cielo quede.

BARTOLA.

Como no vuelvas, vé con Dios.

MENGO.

; Qué vario

Es, Bartola, tu amor!

BARTOLA

Al tuyo excede; Eres un almirez de boticario Para los ojos mios.

MENGO.

Tu, Bartola,

Una burra con saya.

Vamos, hola.

MENGO.

Oleadme despacio, Anton bermano; Que eso es muy de cuñados.

BARTOLA.

Oh! Pruguiera Al que las vidas hace de su mano, Que aqueso de olearos verdad fuera.

MENGO.

Agradezco el deseo.

PASGUALA.

Adios, serrano

Del alma mia.

ANTON.

Puesto el sol, me espera. PASCUALA.

Eso fuera volver, Anton, mas presto: Que, volviendo tú el rostro, el sol se ha BARTOLA. puesto.

No llores; ¿vase á Flandes? ¡qué zagala Tan tierna de Carona, niña en suma, Que la terneza con la edad iguala! Como puchero chico baceis espuma; Cebolla sois, Anton, para Pascuala; Andad con Dios.

ANTON.

¡Quién fuera veloz pluma

Del pensamiento que en tu amor ofre-Para volver à verte muchas veces! MENGO.

Vamos, Anton.

ANTON.

Adios; voy sin sentido. (Vase.)

BARTOLA.

De nácar las mejillas se arrebola.

MENGO.

Bartola, ya me voy.

BARTOLA.

Pues ; no te has ido? MENGO.

Esa esperanza es mas que amor, Barto-BARTOLA:

Galápago eres, Mengo, no marido. MENGO.

¿Cómo quedas?

BARTOLA. Gozosa en quedar sola.

MENGO.

Adios.

BARTOLA.

Adios.

MENGO. Y advierte, por mas gozo, Que á la noche me aguardes en un pozo. (Vase.)

BARTOLA En él caigas, prega á Dios,

Porque no vuelvas aca.

PASCUALA. Pocos recelos os da

Amor, Bartola, á los dos. BARTOLA. Siempre fué amor necedad,

Pascuala, entre los casados, Porque los gustos gozados Menguan de la voluntad.

PASCUALA.

Antes los gustos, que son Los que al amor siempre alientan, Se afirman mas y acrecientan, Bartola, en la posesion. No has visto, Bartola, el fuego,

Que mientras mas leŭa abrasa, Mas llama el aire embaraza, Y en faltando mengua luego? Pues asi es la voluntad, Que mientras goza lo que ama, Siempre levanta mas llama,

BARTOLA.

No sé, Pascuala, en tu edad, Cómo has alcanzado tanto.

Bartola, con la experiencia No hay imposible en la ciencia De amor.

De tu amor me espanto.

PASCUALA.

Anton me ha enseñado á amar; Que en este quinto elemento De amor el entendimiento Sabe no mas navegar. Sin él no hay, Bartola, amor.

BARTOLA.

Debe de faltarme á mí Y á Mengo; que nunca vi, Hermano siendo mayor, Que en eso te pareciese Menos, ni en nada.

> PASCUALA. Bartola,

El alma parece sola Al cielo.

BARTOLA.

Si te pudiese, Pascuala, con gusto habrar, Pues solas hemos quedado. Lo que tanto has alcanzado De amor y saber amar, Alguna cosa, Pascuala, Que te importa te diria.

PASCUALA.

¿A mi de amor?

BARTOLA. Ser podria.

PASCUALA.

Si es de Anton, que se señala En alguna traicion nueva Contra mi, dándome celos, Así, Bartola, los cielos Asi, bartola, los cielos Le guarden, que aunque la prueba Sea costosa, me lo digas; Que querer saber su mal, Tambien es de amor señal, Y verás cuánto me obligas Es mujer de nuestra aldea Doncella, casada, sola? Dime la verdad, Bartola, Si la habla ó la pasea. ¿ Dala músicas? ¿ Regala Sus amigas, sus vecinas? ¿ Pónese por las esquinas? BARTOLA.

No es nada de eso, Pascuala.

PASCUALA. Pues ¿qué es, Bartola ?

BARTOLA.

Tu brava Condicion, dura y silvestre. PASCUALA.

Háblame claro.

El maestre De la cruz de Calatrava,

Aquel galan caballero Que con la Reina venia, con la insignia cubria Roja el pecho...

PASCUALA.
Al caso espero
Que vamos, Bartola.

BARTOLA.

Que brancas prumas tremola En el sombrero...

PASCUALA.
Bartola,
¿Qué es lo que me cuentas dél ?
En efeto, que ya estoy
Informada de quién es
El Maestre.

Aquese, pues...
PASCUALA.
Vamos al becho.

BARTOLA. Ya voy.

Di.

BARTOLA.

Como es rico y discreto Y caballero galan, Y en esta sierra te dan...

Vamos, Bartola, al efeto.

BARTOLA.

De Luna, por tu hermosura o por otras causas, nombre, y él es rico y gentilhombre, Pascuala, habrarte procura. A mi me cogió en la huente Ante de ayer, y me dijo Que era tu desden prolijo, y pudieras fàcilmente bejarte galantear; Que él te puede enriquecer, y herte, Pascuala, mujer. No le faltó son llorar No le faltó son llorar A estas últimas razones; y esta cadena me dió Para ti, y à mi me echó Una almuerza de doblones En la falda del sayuelo, Que en oro al sol desafian, y un marmol abrandarian. Dijome que era su abuelo tu rey, su padre un infante, y que su persona sola

Bartola, Bartola,
No pases mas adelante;
Que no soy de las mujeres
A quien has de hablar asi,
Ni suelen hallarse aqui
De tan viles pareceres
Como tà; que estoy corrida
Que con mi hermano casada
Estés, ni que mi cuñada
Seas. Bien es que en la vida,
Aunque labrando quimeras,
Para el interés que dieron,
Siempre las cuñadas fueron
Amigas de ser terceras;
Oh parentesco tirano,
Nunca bienquisto jamás!
Que el de la suegra no mas
Puede ser mas inhumano.
Guarda esa cadena allá.
Ese encanto impertinente,
Que me parece serpiente
Que me parece serpiente,
Que me halla de la suegra no mas
Puedo ecchando veneno está;
V di al Maestre que yo,
Cuando mi Anton no adorara,
Al pundopor no faltara
Que miinclinacion me dió;
Que le suplico que ahorre

De sn loca pretension,
Porque la vida de Anton
Y honor por mi cuenta corre;
Porque, obligada de ver
Que prosigue en su porfia,
Haré un desatino un dia;
Que, agraviada, soy mujer;
Y que procure no hacerme
Mal casada, ni afrentar
Mi opinion en el lugar,
Con despertar à quien duerme,
Que cuando Isabel no quiera
Corregille y castigalle,
Sabré yo hacello y matalle;
Y à ti, si otra vez, tercera
Del Maestre, me trujeras
Recaudo sin enmendarte,
¡Vive Dios, que he de cortarte
La lengua con que lo bicieras! (Vase.)

¡Tirte ahuera! Un carretero
Mas gordo no pudo echar
El «vive Dios»; no hay que habrar,
Mal negocia el caballero,
No hay quien vueso amor le meta.
Paciencia, Maestre hermano;
Que ha tenido mala mano
Bartola para alcahueta. (Vase

Salen LA REINA DOÑA ISABEL Y EL PRÍNCIPE.

DOÑA ISABEL.

¿Vos melancólico, Juan?

Vos, Principe, con tristezas?

Vos, en esos verdes años,
Con suspensiones tan nuevas?
Mirad, Juan, que es vuestro gusto,
No me tengais con sospechas
Tan varias; que os quiero bien,
Y me causais mucha pena
De veros así.

TRÍNCIPE.
Señora,
Guárdeos el cielo, y eternas
En Castilla y en Leon
Vuestras alabanzas sean;
Que con vos en Adamuz
Y en la parte mas desierta
bel mundo mejor me hallara
Que en las delicias hibleas
be los jardines de Chipre,
En los pensiles de Persia,
En los eliscos de España
Y en los asombros de Grecia.
Adusta sangre ocasiona
Muchas veces estas muestras,
Sin que tenga aca en mi pecho
Mas ocasion la tristeza.
Hoy, con vuestra permision,
Salir à caza quisiera;
Que por lo que tiene el campo
De esperanza en la librea.
Contra los efetos es
Melancólicos.

Poña Isabel.

No fuera
Para mi de menor gusto
El ir con vos; mas la priesa,
Principe, de los negocios
No me quiere dar licencia.
Vaya en vuestra compañía
Sirviendo, como desea,
El maestre Fernan Gomez,
Con que á la persona vuestra
No le hará falta la mía.

PRÍNCIPE.
El Maestre tiene prendas
Tan grandes, que mas en eso
Que en todo me lisonjea
Vuestra majestad.

Salen EL MAESTRE Y GUZMAN.

MAESTRE. (Ap. à Guzman.)
Guzman,
Con esta traza he de verla,
Y licencia de Isabel,
Hoy, si es posible, en su aldea.
Fingiré que voy à caza;
Que el Alcalde nos apresta
Vestidos de labradores
A la usanza de la sierra.

GCZMAN.
Todo el oro lo atropella.
MAESTRE.
Aquí está la Reina; aguarda.
DOÑA ISABEL.

Maestre.

MAESTRE.
Las plantas vuestras
Beso, Señor.

PRÍNCIPE. Guárdeos Dios. Doña Isabel.

Maestre, el Principe ordena Salir hoy con vos al campo, Porque pretende en la sierra, Matando algun jabalt, Divertirse; tened cuenta Con su persona, y servidle, Como de vuestra nobleza Confio.

MAESTRE.

(Ap., ¡Extraña ocasion
Se pone en medio à mi empresa!
Replicar es groseria.)
Senora, cuando su alteza
Toda esa merced me haga,
La debe à las experiencias
De mis deseos.

PRÍNCIPE. Bien sé, Maestre, todas las deudas Que os tengo.

Pongar Isanel.

No aguardeis mas.

Pongan los coches y vengan

Los monteros, y alegrad

Al Principe, que es la prenda,

Maestre, que quiero mas,

Como á Fernando no sea. (Vase.)

Maestre, mi amigo sois, Y de vos solo me es fuerza-Fiar una inclinación. Que me detiene suspensa El alma en tantos discursos, Que estoy sin mi.

MAESTRE.
Vuestra alteza,
Como de si, de mi puede
Confiar.
PRÍNCIPE.

Asi dan muestras be vuestras obligaciones, Maestre, todas las señas. Yo estoy loco desde el día Que vi aquella serraneja Que con aquel labrador, En esa vecina aldea, Casó mi madre.

MAESTRE.
¿Pascuala,
Que la Luna de la Sierra
La llaman por otro nombre?
PRINCIPE.

Maestre, si : y de manera Su beldad me tiene loco, Me tiene triste su ausencia, Que, aunque no saben la causa,
Por lo menos la tristeza
Han echado de ver todos.
Yo cou vos tengo de vella
Esta noche en su lugar.
Buscad traza con que sea,
Para que os deba el ser mio;
Para que la vida os deba;
Que la ocasion de la caza
Ha de ser la estratagema
Deste pensamiento.

MAESTRE.

(Ap. ; Cielos!

Para quien ama la mesma
Causa, ; hay suceso ú caso
Mas apretado? De veras
Tomo el principe don Juan
La empresa.) No es esta empresa
Para obligaros á tanto;
Una villana grosera
Con un principe de España
Hace grande diferencia.

PRINCIPE.
La villana es para mí
mas alta que las estrellas;
Que la muerte y el amor,
De esta manera se precian
De igualar todas las cosas.

MAESTRE, (Ap.)
No miro traza ni senda
De hacelle dar paso atrás.
¡ Qué notable competencia!

PRÍNCIPE.

Maestre, vamos de aquí,
Que el amor y el sol me llevan
Los rayos, á ver los ojos
De la Luna de la Sierra.

Vamos, Señor. (Ap., Vive Dios, Que ha sido en mas baja esfera Mis esperanzas la Luna, Pues cuando ha de crecer mengua.)

(Vanse.)

### Sale PASCUALA.

PASCUALA. Va comienza á anochecer. Y no acaba de llegar Auton. ¡ Qué necio pesar Embaraza mi placer! Qué ocasion podrà tener En las parvas tan groseras Con mis ansias lisonjeras, Con mis ansias isoligeras, Buscando à mi muerte modos, Cuando van volviendo todos Los zagales de las eras? ¿ Qué tendra mi labrador? ¿ Quién en ellas le entretiene, Cuando parece que tiene Acabada la labor? Ay sobresaltos de amor! No ofenda vuestro poder Mi quietud; que en el saber Su amor nada me acobarda, Y pues en el campo tarda. Mas le queda á Anton que hace Claro está que si no fuera Así, cuando el plazo pasa, A mis brazos y à su casa, Como los demás, volviera; Que ya la estrellada esfera No ocupa lumbre ninguna; Ya resplandece la luna, Y la de la Sierra en tanto Sin Anton, convierte en llanto Su luz, si ha tenido alguna. De la puerta del lugar,

Con esta nueva ocasion,

Hasta que venga mi Anton

No me pienso levantar.
Aqui le pienso esperar,
Sentada; que podrà ser
Que tenga tanto poder
El deseo que le aguarda,
Que abrevie el siglo que tarda
besde el pesar al placer.
Envidiaré desde aqui,
De mis vecinas casadas,
No estar mejor empleadas,
Pues yo tan dichosa fui;
Sino el mirar; ay de mi!
Que tan venturosas son
En esta mesma ocasion
De mis ausentes sentidos,
Que han llegado sus maridos,
Y que no llega mi Anton.

BARTOLA. (Canta dentro.)
Estábase la aldeana
A la puerta de su aldea.
Viendo venir por la tarde
Los zagales de las eras.
PASCUALA.

Bartola es esta que canta, Y parece que la letra Que con mi tristeza dice; Escuchalla quiero atenta.

BARTOLA. (Canta dentro.)
Cargados los altos carros
De espigas doradas llevan,
Y á sus rústicos cantares
Van ayudando las ruedas.
El zagal de Inés venia,
El de Casilda y Lorenza.
Como son vecinas suyas,
Crece su envidia y su pena.

PASCUALA.

Con lágrimas ha de ser
La creciente. ¡ Qué discreta
Y qué enamorada copla
Y suspension de mi ausencia!

BANTOLA. (Canta dentro.)
En esta imaginacion
Salieron luna y estrellas
A ver tan léjos del alba
La suya llorando perlas.
Cuando vió que ya tavian
La campana de la queda
A recoger los cagales,
Dijo, mirando à la puerta:
"Toca la queda, mi amor no viene;
Algo tiene en el campo que le detiene.

No cantes, Bartola,
Mas, si te parece,
Necias profecias
De mi amor ausente.
Deja, si es posible,
Si no es que es adrede,
De darme pesares,
Dandome placeres.
Los primeros versos
Que cantaste alegre
Para divertirte,
Y à mi me entretienen,
A las ànsias mias
Tan medidos vienen,
Que se vistió el alma
De ellos dulcemente;
Mas cuando llegastes
Por ofensa hacerme
A mezclar en ellos
Sospechas crueles,
Que una aluna adivina,
Que un pecho padece,
Que una ausente llora,
Que una firme tiene,
Toda la lisonja
Que me hiciste pierdes;
Que me hiciste pierdes;
Que me hiciste pierdes;

Tiranas mercedes.
Mas ; ay! que sin duda
Puede ser que fuesen
Avisos que al alma
De mi ausente vienen ;
Que cuando al aldea
Todos lòs ausentes
Zagales casados
De las eras vuelven,
Y él solo se tarda,
Y ocasiona, ausente,
Que al salir la luna
La suya le espere,
Algo tiene en el campo
Que le detiene.

BARTOLA.

Tử vives, Pascuala,
Presurosamente;
Querer tan aprisa,
A olvidar me huele.
Véte mas despacio;
Que luz que da siempre
Tantas llamaradas,
Apagar se quiere.
Tambien Mengo es hombre,
Y tambien no viene;
En mis confianzas
Tus prisas se enseñen.
Bueno es que te mates
Por cosas que tienen
Remedio tan fácil,
Como el de que esperes.
Vive mas al uso,
Ten frema, y entiende
Que somos mentiras
Hombres y mujeres.

PASCUALA.

¡Ay Bartola! aparta,

Deja que me queje;

Que amor que no es firme,

Ni cela ni siente.

Aunque Anton me olvide,

Pretendo querelle,

Con estos extremos,

Desde aquí á la muerte.

No juzgues por una

Todas las mujeres.

Pues ves que yo adoro,

Como tú aborreces.

Déjame que tema,

Déjame que piense,

Pues Mengo no asoma

Y Anton no parece;

Que algo tiene en el campo

Que le detiene.

Salen EL PRÍNCIPE Y EL MAESTRE, DON GUTIERRE Y GUZMAN.

PRÍNCIPE.

Maestre, llegad à hablarla,
Y decidla que me tiene
Tan sin mi, que me ha obligado
A que venga de esta suerte
A ver sus hermosos ojos;
Decid que amor no consiente
En las esperanzas largas,

MAESTRE.

: Notable lance!

PRÍNCIPE.

Maestre,
Mirad que adoro à Pascuala.

Yo voy; vuestra alteza deje Su pretension a mi cargo.

Sale MENGO.

MENGO.

; Pascuala!

PASCUALA. [Mengo! MENGO

Ya viene Anton, que se ha detenido En recoger unos bueyes Y en her vesita à unas cabras, Que están rebosando leche.

PASCUALA.

¿No me pidieras albricias? MENGO.

Dámelas tú, si quisieres.

PASCUALA.

Un cabezon te prometo Para el San Miguel que viene, Que no le tenga mejor Anton.

MENGO.

El cielo prospere Pascuala hermosa, tu dicha. PRÍNCIPE. (Ap. al Maestre.) Maestre, el marido es ese.

MAESTRE. (Ap. al Principe.) No es sino Mengo, el hermano. MENGO.

:Bartola!

BARTOLA. ¿ Qué es lo que quieres?

Vamos á cenar, Bartola; Que vengo para comerme Todas las ollas de Egipto, Y al Cura. BARTOLA.

Con hambre vienes. PRINCIPE.

No esperes, Maestre, á mas.

Ya voy, Señor. Dilataba, Porque su Anton no viniese,

El llegar. PRÍNCIPE. Llega; que estoy, De puro amante, impaciente.

MAESTRE.

Ya voy.

GUZMAN. (Ap. al Maestre.) ¿ Qué dices, Señor? MAESTRE, (Ap. & Guzman.)

Que estoy sin seso de verme A cuestas con este estorbo.

PASCUALA

Bartola, mi Anton es este. — Dame los brazos, Anton. (Abrázale.) Ay de mi, cielos! ¿ Quién eres?

MAESTRE.

Yo soy, que, con este traje, Vengo à adorarte y à verte; El Maestre soy.

PASCUALA. Desvia.

Yo te adoro; tus desdenes No marchiten los abriles De mis esperanzas verdes. Tuyo soy.

> DARTOLA. Anton! Pascuala. PASCUALA.

Perdida soy

BARTOLA. No te alteres: Que las mujeres se culpan Turbandose.

MAESTRE.

En lance fuerte Llegó Anton ; yo me retiro.

Sale ANTON, vale à abrazar Pascuala, y deliénela.

PASCUALA.

: Anton!

ANTON.

Pascuala, detente. PRINCIPE. (Ap. a don Gutierre.) Gutierre, el marido vino.

PASCUALA.

No me abrazas?

ANTON.

¿Qué hombre es este Que estaba contigo hablando?

PASCUALA.

Un labrador solamente, A quien por ti preguntaba; Que tambien dice que viene De las eras, y pensando Que eras tú. Anton, neciamente Los brazos le daba. Tanto Los deseos desvanecen A los amantes y engañan , Cuando firmemente quieren.

ANTON.

Labrador!

PASCUALA. Pues ; no le ves?-

ANTON.

No huele Este á labrador. (Ap. Sospechas Villanas, guerras aleves De las paces del amor, No me rompais las alegres Que goza el alma; que soy Marido.)

> PASCUALA. ¿ Qué te suspende? ANTON.

Vamos, Pascuala, de aquí. PASCUALA.

Vamos.

ANTON. (Ap.)

Sombras del oriente De mi honor y confianza, No me espanteis locamente; Que amor y honra tengo yo, Y cada cual por si puede Hacer efetos mutables En quien menos alma tiene.

PASCUALA.

(Vase.)

Sin mi voy; mal haya, amén, La venida del Maestre. (Vase.)

PRINCIPE.

En mala ocasion llegó El Anton.

MAESTRE. ¿Qué le parece A vuestra alteza que hagamos? PRÍNCIPE.

Que, pues los músicos vienen, La llamemos, como al sol, A las dichosas paredes Que son oriente del suyo; Porque quiero de esta suerte , Antes de irme, enamoralla.

Bien dices.

PRINCIPE. Vamos, Maestre. (Vanse.)

MAESTRE.

Salen ANTON y PASCUALA, en casa.

Mi bien , mi esposo , mi Anton, Vos, que mi amor conoceis, Mis pensamientos sabeis, Pues teneis mi corazon; Preguntalde en ocasion Que podais estar sin mi, Si es posible, amando así, Sí no sois vos, Anton mio, Mas dueño de mi albedrio Que yo, que con él naci. Desde que tuve experiencias De amaros, bien sabe Dios Que no he quitado de vos Ni sentidos ni potencias; Que, en presencias y en ausencias, Os quiero tan igualmente , Que cuando estáis de mi ausente, Tanto en vos estoy sin mi, Que estáis mas presente aqui Que si estuvierais presente. Parece que dijo el cielo, Guando al darme se señala, Sea para Anton Pascuala En teniendo mortal velo; Que antes que viniese al suelo, Para vos me formo Dios, Poniendo un alma en los dos, Con tanto amor, tanta fe, Que solamente podré Querer à Dios mas que à vos.

ANTON. Pascuala, ¿ con qué ocasion De satisfacciones tantas Hoy conmigo te has valido Mas que otras veces, Pascuala? He menester yo de ti Que con tantas muestras y ansias, Con desconfianzas tuyas, Pascuala, me satisfagas? He menester que de nuevo Las obras de tus palabras Lo que te debo me enseñen, Y digan lo que me pagas ? ¿No sé yo quién eres tu Y de la suerte que tratas, En mi presencia y ausencia, La vida de Auton y el alma, Y que es tu amor el mayor Que, despues que tiene aljabas, Arco, flecha, venda y plumas, Ha visto el nieto del : gua? Por vida tuya y por vida De tu beldad soberana, Que me tienes ofendido De verte desconfiada. Yo he estado necio contigo; El cuidado de la parva Tan divertido me tiene, Hasta que se encierre en casa Todo aquel trigo, que estoy Sin mi, y contigo, Pascuala, Usando mil groserias. Dame esos brazos, y guarda Esas lágrimas hermos Para que las beba el alba. Cenemos, por vida tuya; Que Bartola y Mengo tratan De dormir, y no es razon Que les envidiemos nada.

PASCUALA.

Todo está, Anton, prevenido; Sientate, Anton de mi alma, En esta silla, entre tanto Que te pone tu Pascuala La mesa, que à fe que puede La nieve menos pisada Excusar la competencia Con los manteles; al arca

Vienen oliendo, por vida Tuya; que en la ropa blanca Arrojé un mayo de rosas La primavera pasada. Huele, huele.

A ti me huelen; Que de tu boca retratan, Para el campo y para el dia , Olor el abril y el ambar. De ti aprendieron las rosas A competir con él nácar.

PASCUALA. Este es el pan y el cuchillo Y el salero ...

ANTON. Saca, saca

La olla.

PASCUALA. Ya voy por ella; Que á fe que está sazonada Lindamente; que la eché, Con la salpresa de vaca, Un ganso y una paloma Y una lonja jaspeada De tocino de la sierra, Que puede comerla el Papa. Oh, cómo saltan, Anton, Los garbanzos!

No se iguala Con esta dicha otra alguna.

PASCUALA.

Mientras que con la cuchara Gobierno las escudillas, Corta pan.

¿Qué rey alcanza Esta quietud, esta paz, Para el cuerpo y para el alma? O no hay verdad en la tierra, O sola es verdad Pascuala.

(Comienza Anton a cortar pan , y Pascuala à sacar la olla, y cautan den-tro, y suspéndese Anton à medio-cortar.)

MUSICOS. La Luna de la Sierra Linda es y morena.

PASCUALA.

No cortas el pan, Anton? Mira que tengo sacada La olla, y voy à sentarme Contigo à cenar.

ANTON. Pascuala, en la calle?

PASCUALA

Apenas Les entendi una palabra. Zagales deben de ser, Que tomando el fresco se andan Por el lugar.

ANTON.

Imagino Que á cantar vuelven. Aguarda.

MUSICOS. (Cantan.) La Luna de la Sierra Linda es y morena.

ANTON.

A ti, Pascuala, parece La cancion.

PASCUALA. A las zagalas Del lugar siempre les hacen Coplas los mozos que cantan, Y ya sabes que ninguna,

Anton, de aquesto se escapa.-Cena, cena.

ANTON. Bien podrian

Perdonar á las casadas: Que ya sé que á las doncellas Les bacen versos y enraman Las puertas.

Tienes razon, Y ellos mas, si lo excusaran; Mas la libertad soltera

Incurre en mayores faltas. Cena y déjalos; que ya Han pasado. ¡Malas pascuas Y mal San Juan les de Dios! ANTON.

Amén, amén.

PASCUALA. A Dios gracias, Que con tu cara no puede Competir el sol.

Pascuala.

Cenemos.

(Vuelven à cantar.)

PASCUALA. (Ap.) Mal baya, amén, El Maestre; à Calatrava

Muerto esta noche le lleven Antes que amanezca el alba. MUSICOS.

Luna, que reluces. Toda la noche me alumbres.

ANTON. Otra-luna! Vive Dios Que tanta luna me cansa.

PASCUALA. Cena, Anton, por vida tuya.

ANTON. No quiero cenar, Pascuala.

PASCUALA.

He de pagar, Anton, yo El enfado que te causan Esos villanos?

ANTON.

No sé. Pascuala, de cenar trata; Que yo cenaré despues.

PASCUALA.

Yo he nacido desdichada.

ANTON.

Esos no son labradores, No son guitarras serranas Estas, ni aldeanos versos Aquellos; sombras me espantan Aqui.

PASCUALA.

¡Loca estoy! ¿ Qué haré? ¿Llamare a Mengo?

ANTON.

No; basta El desvelo del honor, Que mas adelante pasa Oh pese á mí! ¡Tanta luna Sobre mí honra! ¡Mal haya

El hombre que con mujer De nombre famoso casa.

Anton, vuelve en ti; pues eres Cuerdo, repórtate, aguarda; Que ya que tienes de mi Satisfacciones tan altas, No es justo, Anton, te moleste

PASCUALA.

Lo que por la calle pasa. ANTON. Dices bien, tienes razon.

Loco de cólera estaba De ver que, sabiendo todos Los brios que tengo, no hayan Mas, Pascuala, esos mancebos Respetado nuestra casa. Novedad me ha parecido; Mas la mocedad gallarda Les disculpa.

PASCUALA. A cenar vuelve. ANTON.

Norabuena.

PASCUALA. Y noramala Para quien, contra mi gusto, Los gustos me sobresalta. (Ap. Prudente y cuerdo anda Anton.) ANTON.

No comes, Pascuala, nada, Y está como de tu mano La olla.

PASCUALA. Todo te haga Muy buen provecho; que à mi Me sustenta.

(Dan con una piedra en la ventana.)

ANTON. ¿ Fué pedrada?

PASCUALA.

No sé, Anton; mas me parece Antojo. ANTON.

Antojo , Pascuala , Debió de ser. Yo no ceno Mas ; perdóname y levanta La mesa en cenando tú.

PASCUALA. (Ap.) Toda esta noche es borrasca. Cielos, ¿en qué os ofendi, Que desta suerte me agravia Vuestro rigor?

ANTON. (Ap.) Piedras tiran, Anton, los que os amenazan En el honor; si es de vidrio, Haceros gran daño aguardan. Que estos daños me sucedan Por Pascuala! Mas Pascuala Me tiene amor, y aunque tiene Tan poca edad, tiene canas En la cordura; mas es Hermosa y solicitada De algun señor de la corte, Que trajo, por mi desgracia, La Católica Isabel A Adamuz; que siempre pasa Por aqui desde Castilla; Puede ser. Sospechas, basta;

PASCUALA. Anton mio, Qué suerte ha sido, contraria, La que nuestras paces rompe, La que nuestros gustos agua? ANTON.

Pascuala, yo estoy sin él; Déjame agora.

> PASCUALA. Qué extrañas

Desdichas!

Que me matais.

ANTON. Esto ha de ser. PASCUALA.

¿Donde vas, Anton?

ANTON.

Pascuala. Luego doy la vuelta.

PASCUALA.

Espera.

Oye, escuchame.

ANTON.

Mai haya

El hombre que con mujer (Vase.) De mucha bermosura casa!

PASCUALA.

Al aposento de Mengo Camina, y ya entró.—; Oh villana Bartola!—; Fiero Maestre! Ruego al cie'o que una lauza Te parta la cruz del pecho En la vega de Granada. Nunca las desdichas mias Con Isabel se encontraran! Nunca ...

#### Sale BARTOLA.

BARTOLA. Pascuala!

PASCHALA.

¿Qué hay?

EARTOLA.

A Mengo de la cama Le sacó Anton, y le està Armando; no sé la causa.

Bartola.

PASCUALA:

Tù lo has sido

BARTOLA. LYO?

PASCUALA. Tu. siendo

Como las demás cuñadas.

BARTOLA.

Donde vas?

PASCUALA-Si me siguieres

Con menos aleves plantas, Veràs el valor que encierran Estos años.

BARTOLA:

La Serrana De la Vera, en el que muestras, No te excede ni te iguala. Hija de un rayo pareces; Que à la mujer que se escapa De cien eslabones de oro, No puede vencerla nada.

(Vanse.)

Salen EL PRÍNCIPE, EL MAESTRE, DON GUTIERRE V GUZMAN, con ferreruelos de labradores, y músicos, cantando, YEL ALCALDE GIL DEL RABANO con ellos.

wisicos, (Cantan.) En los olivares de junto à Osuna Púsoseme el Sol, saliame la Luna.

PRINCIPE.

A mi se me ha puesto el sol , Y la luna que esperaba No quiere salir tampoco. DON GUTHERRE.

A estas boras gozarala Su dichoso Endimion.

PRINCIPE.

Pese al villano, que tanta Dicha ha de tener.-Volved A cantar, y hacedle rajas Esa ventana con piedras.

MAESTRE. (Ap.)

Vino á espantarnos la caza El Principe solamente.

PRINCIPE.

La postrera letra vaya.

mosicos. (Cantan.)

En los olivares de junto d Osuma, etc. PRÍNCIPE.

La puerta han abierto ahora, En lugar de la ventana, Y dos hombres han salido.

Será Anton, de camarada Con su cuñadillo Mengo; Que se pica de la ampa El villanchon.

Salen ANTON, embozado, con capa y espada, y MENGO, armado á lo gra-

> PRÍNCIPE. Sali, Alcalde,

Y despejadlos.

Su alteza? Que no he entendido, Con todas mis alcaldadas. Este modo de her justicia.

Despejar es hacer plaza, Que es echar à Anton de aqui.

cu.

Habrara para mañana. Alla vo, como un hereje Miren de qué suerte habran Los principes! Finco à Dios, Que son gente endimoñada.

MENGO

Pienso que à guardar me llevas Un molimiento.

Si guardas El de mi honor, Mengo, no es El de menos importancia.

¿Qué órden me das?

ANTON.

La que vieres

Ejecutar á mi espada.

MENGO.

¿Sabes tú que tengo yo Pergeño para estas danzas?

A pocos, oyendo el son De los aceros, les falta.

MENGO.

Yo soy, Anton, uno de ellos. ANTON.

Esta es gente cortesana... ; Vive Dios! Las sombras fueron Verdades, y no fantasmas.

MENGO.

Un hombre como una torre, Del un lado, y à esta banda Otros dos ó tres ó ciento, One vienen con buena gracia Remedando la justicia.

ANTON.

¿ Es el Alcalde?

No basta Lo que he dicho para serlo, Y ver dos palmos de vara Alcololando la luna ?

Salen PASCUALA T BARTOLA, embozodas, con sombreros, capa y esnada.

PRÍNCIPE.

Otros dos vienen de guarda.

MAESTRE.

Serán amigos de Anton.

No hay que replicar palabra; Despiojar es lo que importa,

ANTON.

¿Vos venis haciendo espaldas, Alcalde, á los que pretenden Desacreditar mi casa? Vive Dios, que à vos y à ellos..

GIL

No hay que replicar palabra; Despiojar es lo que importa.

MENGO.

Anton, el Alcalde rabia Porque à espulgar nos entremos.

PASCUALA.

Hoy me verás, si Anton saca La espada, hacer maravillas, Bartola.

BARTOLA.

Buen humor gastas Para mi, que, aunque esté Mengo Sin tripas y sin entrañas, Her no tengo cosa alguna.

ANTON.

Antes que de aqui me parta He de conocer, Alcalde, La gente que os acompaña.

GIL.

Si pensais her resistencia, Os saldrá, Anton, à la cara; Que hay mas de lo que pensais Alli.

ANTON.

Por la misma causa Lo he de hacer, si, pese al mundo. (Mete mano.)

Tene, no saqueis la espada.

ANTON.

Mengo, abora es tiempo.

MENGO.

Ahora

Se me han caido las bragas: Notabre desgracia ha sido I

MAESTRE.

Entrémonos, si tù mandas; Que no es bien aventurarte Entre esta gente villana; Y dejame à mi con ellos, Verás cómo á cuchilladas No dejo hombre en el aldea.

PRÍNCIPE.

No me aconsejeis que haga Lo que no hicierals, Maestre, Viendo empuñar las espadas; Que los hombres como yo No han de volver las espaldas.

PASCUALA.

Esta es ocasion, Bartola, Para una gloriosa hazaña.

ANTON.

Vive Dios, que à todos juntos Os haga pedazos.

PRINCIPE.

Rasta:

Villano; no mas, detente.

ANTON.

Parece que esas palabras Han puesto respeto en mí.

GIL.

El Príncipe es. ¡ Noramala Para vos y para Mengo!

ANTON.

Señor, ¿vuestra alteza estaba En este rústico traje? Una deidad soberana Humanais con esa jerga?

PRÍNCIPE.

Desaciertos de la caza Me derrotaron, Anton, Con Fernan Gomez de Lara, El Maestre, á vuestra aldea, Y en este traje gustaba Rondar y tomar el fresco. Esta noche en vuestra casa He de pasarla, y despues Volver à Adamuz al alba.

Señor, mi casa es estrecha Para grandeza tan alta ; La del Alcalde y el Cura Y escribano son mas anchas. Si no excede mis deseos, Vuestra alteza podrá honrallas ; Que la mia es corta esfera A luces tan soberanas.

PRÍNCIPE.

El cielo, Anton, de tu Luna Ser no puede esfera escasa Ni aun para el sol.

Vos lo sois Del cielo hermoso de España, (Ap. ¡Maldiga el cielo esta Luna , Su hermosura y mi desgracia!) PRÍNCIPE.

Entrad.

ANTON. (Ap.) ¿ Qué es aquesto, cielos? MAESTRE. (Ap. á Guzman.) Guzman, el Principe trata De darme muerte.

PASCUALA

Mas desdichas me amenazan. PRINCIPE.

Vamos.

GIL.

El Príncipe quiere Tambien cebarse en Pascuala. ¡De buena me escapó Dios!

Mucho me huele mi hermana A principesa de alquimia, Que despues nos saldrá falsa.

BARTOLA

Tambien puede ser que sea Maestra de Calatrava.

MENGO.

Guarde Dios mi pertinencia. ANTON.

Loco voy, ¡Cielos, mal haya El hombre que con mujer De mucha hermosura casa!

## JORNADA TERCERA.

Salen EL PRÍNCIPE DON JUAN, de camino; EL MAESTRE, DON GU-TIERRE, GUZMAN, ANTON Y PAS-CUALA.

PRÍNCIPE.

¿Pascuala?

PASCUALA: ¿ Señor ? ANTON. (Ap.)

Acabase de irse, cielos Tanta ocasion de mis celos...

PASCUALA. (Ap.) Anton en brasas está.

PRINCIPE.

Pues basta salir el sol, Y la vuelta del lugar, No hemos podido gozar De vuestro hermoso arrebol, Pues como si hubiérais sido De otro hemisferio baceis. Y siendo Luna, os habeis Toda la noche escondido; Siquiera á la despedida De tan ingrato hospedaje, Para darnos buen viaje, Rayos á abril, cielo y vida, Alzad, Pascuala, los ojos.

Mejor, Señor, van así; Que, como no están en mi. Sino en Anton , por despojos Los tengo en los piés de Anton ; Y este es todo mi interés, Que son mis ojos sus piés, Y sus piés mis ojos son ; Porque, para no ser mios Ni suyos en dulces calmas, Anton y yo con las almas Trocamos los albedrios, Porque el amor nos iguala Con una misma atencion;

Que los mios son de Anton, Y los de Anton, de Pascuala; Y así, en lo que me mandais No es posible obedeceros, Si es fuerza que para veros A Anton mis ojos pidais.

PRÍNCIPE. ¡Qué notable villaneja!

MAESTRE. Con su belleza tambien De un parto pació el desden.

DON GUTIERRE. Un momento no la deja Del lado el patan.

PRÍNCIPE.

No he visto Villano mas malicioso.

MAESTRE. Por eso mismo es celoso.

PRÍNCIPE. Gutierre, un mármol conquisto, Su dureza podrá usar Un yunque. Luego, el villano Siempre al lado, ha sido en vano Poder à Pascuala hablar, Y ha de ser.

DON GUTIERRE. Decid ... MAESTRE.

Llamallo,

Aunque esté mas advertido, Llevándole entretenido Hasta ponerse á caballo ; Que entre tanto yo podré Hablar á Pascuala.

PRÍNCIPE.

A todo Por Pascuala me acomodo; ¿ Cuándo vencida veré Mi amorosa pretension?

MAESTRE. Presto, si puedo.-Ya es tarde;

Pascuala, adios.

PASCUALA. Dios os guarde. PRÍNCIPE.

Quedáos vos connigo, Anton.

ANTON.

¿Señor?

PRÍNCIPE.

Decid ...

ANTON. ¿Qué mandais? PRÍNCIPE.

Pasá adelante.

ANTON.

Ya voy, Aunque con el alma estoy En Pascuala

PRÍNCIPE. Pues pisais Estos montes cada dia, ¿ Dónde hay mas caza?

ANTON.

Señor, Si buscais caza mayor De la que esta tierra cria. No podeis matarla aqui Porque no aguarda el ojeo Jamas de ningun deseo; Aunque allá en los bosques, si, De la corte, porque están Mas fáciles á la mano.

PRÍNCIPE. (Ap.) ¡Qué entendido es el villano!

MAESTRE. (Ap.) Qué malicioso patan!

PRÍNCIPE. Adios, Pascuala.

> ANTON. (Ap.) ¿Otra vez?

PASCUALA.

A la Reina, mi señora, Beso los piés.

PRINCIPE.

En buen hora. (Ap. No vi mas dulce esquivez.)

ANTON. Mirad que es muy tarde ya, Y podra el sol ofenderos.

PRÍNCIPE.

Mas me abrasan los luceros Que se me ponen.

Sale el alcalde GIL DEL RÁBANO.

Ya está

El camino despiojando, Y que entra el sol advertid.

Vamos, Alcalde.-Venid. Anton, que voy procurando El informarme de vos, Como plático en la tierra,

De la mas caza que enclerra.-¿ Pascuala?

ANTON. (Ap.) ¿ Otra vez? PRÍNCIPE.

Adios.

PASCUALA. Lléveos Dios con bien.

GIL. (Ap.) Yo digo

Que el Principe es lindo gallo.

PRINCIPE.

Hasta ponerme à caballo Quiero que vengais conmigo. ANTON.

Ya os voy sirviendo.

PRÍNCIPE.

Y yo voy

Sin mí.

Praza.

(Vanse todos, menos Pascuala y el Maestre.)

PASCUALA. Ya se han ido,

Gracias à Dios.

MAESTRE. (Ap.) Sin sentido

De ver al Principe estoy, De Pascuala enamorado; Pero perdone el respeto, Que amor es ciego.

PASCUALA.

El Maestre se ha quedado?

MAESTRE.

A adorarte y persuadirte Lo que me debes, Pascuala; A mi amor ninguno iguala. Pues no eres roca ni sirte, Sino mujer, y à tus piés Tienes un hombre rendido, Que tanto alarbe ha vencido Mas dura á mi amor no estés; El Príncipe es niño, al fin, Y sin sentido pretende Tus favores, que no entiende De amor el principio y fin; Yo con el alma te adoro, Y sabré darte, Pascuala, Aunque à tu beldad no iguala, Por ser poco, un moute de oro; Llevaréte á Calatrava, Donde te verás servida Como la Reina, por vida De tus dos soles; aljaba De las flechas de los cielos Y de los rayos de amor, Trueca un rudo labrador. Que te está matando á celos, Por un maestre.

PASCUALA. Maestre.

Mas estimo para mi Aquel labrador, que à ti Te parece tan silvestre; Mas estimo aquel sayal Que cubre como corteza En aquella rustiqueza Un alma à ninguna igual , Mirandole satisfecho Del firme amor que en mi alaba, Que la cruz de Calatrava Que te está abrasando el pecho. Mejor Anton me parece Con la montera y el sayo Abigarrado, que el mayo Cuando galan amanece

A los campos andaluces; Mas el disanto me agrada Su polaina pespunteada, Mas salir entre dos luces Al campo con su gaban Y la espada me enamora, Que lo puede estar la aurora Viendo al sol menos galan; Mejor me suena al oído Su voz, viéndole llegar A Anton del campo al lugar, Oliendo á trébol florido, A lentisco y à romero, Que la música mejor, Ni del ámbar el olor Gortesano y lisonjero; Y aunque tan tonto y silvestre Anton te parezca á ti, Es mayo, es sol para mi, Principe, rey y maestre; Su amor, sus celos adoro, Que es de mis ojos Narciso Mi Anton , y en esto que piso No estimo tus montes de oro. Bien puede en esta ocasion Tu tema desengañarte; Que no volviera à mirarte Si te volvieras Anton.

Eres rústica en efeto.

PASCUALA.

Quiero bien.

MAESTRE. Eliges mal.

PASCUALA.

Anton, Maestre, es mi igual.

MAESTRE.

A tus desdenes sujeto. Un disparate he de hacer, Porque estoy loco.

PASCUALA.

Arre allá; No os llegueis tanto, y mirá Que, agraviada, soy mujer, Y aunque me veis con tan poca Edad, sabré hacer con vos, Maestre, que ...

¡Vive Dios, Que en el ámbar de tu boca Mis labios he de sellarte!

PASCUALA. Ya veréis cual es mas fuerte.

MAESTRE.

De qué modo?

PASCUALA. Desta suerte; Que soy Luna, si eres Marte. (Sácale la espada.)

Sale ANTON.

ANTON. Maestre, el Principe...; mas ¿Qué es esto?

MAESTRE. Son bizarrias

De Pascuala.

ANTON.

Y dichas mias, Que no he de olvidar jamás; Que hallar con espada ast Pascuala, me señala Que está volviendo Pascuala Por el honor que le di; Y veros á vos sin ella, Maestre, es tambien señal De que està con armas mal

Quien honra ajena atropella; Que, como os habeis quedado A deshoras con mi honor, De su justicia el rigor Las armas os ha quitado; Que á quien quedarse procura Así es bien que le suceda, Pues no hay despues de la queda Ninguna espada segura.

PASCUALA.

No puedes estar ausente Donde estoy presente, Anton.

ANTON. En esa satisfaccion. Ausente vo, estoy presente; Dame, Pascuala, la espada.

PASCUALA.

Toma.

ANTON.

Y vos, señor Maestre, Antes que roja se muestre De verguenza, no manchada En la sangre granadina, Mirándose en el poder De una atrevida mujer Que à guardar su honor se inclina, Volvedla à honrar en el vuestro Con valor à Marte igual, Pues es su acero inmortal Amparo y escudo nuestro; No piense el moro andaluz Que libre de vos se ve ; Que parece mal que esté Esa cruz sin esta cruz. Perdonad la mano necia Que toca, siendo villano, Acero que en vuestra mano Los rayos del sol desprecia, Y à Pascuala perdonad; Que bien merecen perdon Atrevimientos que son Hijos de tan tierna edad. Njos de lan decus edad. Volvedla à ceñir, segundo Cid, de quien sois satisfecho, Aunque con la cruz del pecho Podeis dar espanto al mundo; Y pues con mano no escasa Hacernos merced podeis, Os suplico que olvideis Vos y el Principe esta casa, Si pagarme deseais Haber vuestro buésped sido; Que dirán que por marido De hermosa mujer me honrais; Que es la aldeana simpleza Tan maliciosa y tan mala, Que la luna de Pascuala Me pondrán en la cabeza.

Anton, el Principe y yo Os deseamos honrar.

ANTON.

Menos no es justo esperar De los dos, pues tanto os dió El cielo que repartir A los demás, que nacimos Humildes, y dar pudimos Lo que hemos de recibir; Pues de unos mismos primeros Maestre, venimos todos, Villanos y caballeros; Que solamente el poder Nos pudo diferenciar. Y quien honra sabe dar, Mayor la viene à tener; Que averiguado está ya Que cuando tanto conviene, Quien la quita, no la tiene, quien la tiene, la da.

MAESTRE. (Ap.) Perdiendo estoy el sentido; No he visto mayor valor En mujer ni en labrador.

ANTON. Mirad que el Príncipe es ido. MAESTRE.

Qué invencible resistencia! Qué celos tan cuerdos!

## Sale DON GUTIERRE.

DON GUTIERRE.

Maestre, esperando està El Principe à vuecelencia. MAESTRE:

Vamos, don Gutierre.

DON GUTIERRE.

Con la serraneja os fue? MAESTRE.

Es un peñasco; no ve Diamante el sol, en el plomo De aquel sayal engarzado, Mas hermoso ni mas duro, yo voy menos seguro, Mas loco y mas abrasado. (Vanse los dos.)

ANTON.

¿Fuése en efeto?

PASCUALA. Alla vayas

Y no tornes, ruego á Dios. ANTON.

Pascuala, tú y yo á otros dos; Que parece que te ensayas, Con el acero en la mano, Para serrana amazona.

PASCUALA. Como estimo tu persona Y mi honor, Anton, en vano Todo el rigor de los cielos Puede venir contra mi.

Ya en el puerto calmar vi La tormenta de mis celos.

Sale BARTOLA, huyendo, y MENGO, detrás de ella, con una tranca en la

Bartola, espérate, pues Que presto hiciste negocio.

ANTON. Qué es esto, Bartola? ¿Es ocio De estar holgando?

> MENGO No es

Sino el mismo Barrabás, Que tengo en el corazon. Dejadme llegar, Anton, Con esta tranca no mas.

BARTOLA.

Tenedle, cuñado.

Mengo

Ved que estoy por medio yo.

MENGO. No os espante, Anton; que só Marido y quillotros tengo.

PASCUALA. ¿ Qué son quillotros?

MENGO.

Diabros: Que este nombre les conviene.

BARTOLA

Bien se ve, Anton, que los tiene, Pues usa de esos vocabros.

Si los debo de tener. Dejádmela espachurrar.

ANTON. Por qué la quereis matar?

MENGO. No mas de porque es mujer, Que basta para delito.

BARTOLA.

Malos años para vos. PASCUALA.

Sin sentido estáis los dos.

MENGO.

Y yo mas, pues no le quito La luenga.

BARTOLA.

La luenga á mí, Siendo mujer, no podrés; Antes los ojos.

Dempues

Lo veréis; cuando de aquí Pascuala y Anton se vayan Yo os asentaré la mano.

BARTOLA.

Gil del Rábano es mi hermano, Y es alcalde; cuando os trayan Vuestras cóleras á tanto, Que me querais maltratar, El os sabrá enquillotrar.

MENGO.

De nada de eso me espanto. De nada de eso me espanto. Ya le sabré apostar yo Las cuentas. Mas no ha podido; Que, siendo vueso marido, Só mas que alcalde.

BARTOLA.

Eso no; Que el Alcalde, á toda ley, Es sobre todo.

Mentis;

Que no es sobre mi.

BARTOLA.

Argois Mal; que el Alcalde es el rey. MENGO.

Ni aun su zapato.

BARTOLA,

¿El Alcalde

Su zapato?

Del Rey si,

Y puede serlo el Sofi.

RARTOLA.

No os han de salir en balde, Mengo, tantas herejias Como contra el Rey habrais. MENGO.

Yo os haré que no gruñais.

BARTOLA.

No en mis dias.

MENGO. Si en mis dias.

PASCUALA. ¿Hay tan graciosas porfías? ANTON.

Mengo, demasiado andais.

MENGO.

Dejadme.

BARTOLA. ¿Qué percurais? MENGO.

Enviudar hoy.

BARTOLA. No en mis dias. MENGO.

En los mios ha de ser, Si puedo.—Dejadme, Anton; Veréisme de un coscorron Soldemente, sin mujer.

BARTOLA. Primero yo sin marido, Y oiga Dios mis oraciones.

Segun todas las razones Celos parece que han sido;

Yo pretendo averiguallo. MENGO.

¿Gruñis?

BARTOLA. Sí; ¿qué me querédes?

MENGO. Iranse pues los güespédes Y comerémos el gallo.

El gallo que heis de comer,

Mengo, no pienso ser yo. MENGO.

¿ Habrais?

BARTOLA.

¿ Quién me lo quitó? Yo he de habrar basta caer.

PASCUALA. Basta, Bartola ; que estáis Con Mengo demasiada.

BARTOLA. Sós su hermana y mi cuñada; Y asi, en su favor habrais.

PASCUALA.

Bartola, de la razon Siempre mas pariente he sido: Quien no estima su marido No hace de si estimacion.

Tambien , Pascuala, anda Mengo Extremado con Bartola; Que poner una vez sola Manos en su mujer, tengo Por acertado el marido Cuando averiguó su ofensa, Y no cada vez que piensa Lo que él quiere que haya sido.

MENGO. Si vos le hubierais hallado, Decidme, en una ocasion

A vuestra mujer, Anton, Lo que no le hubierais dado, Y mas cuando es tan costosa Prenda como esta cadena, ¿ Qué hicierais? Juzgá en la ajena Vuestra causa.

ANTON. (Ap.) No reposa

El pensamiento un instante Desde el temor al recelo. ¿ Qué cadena es esta, cielo? Bartola no tiene amante Que la pueda dar presea Que tenga tanto valor, Porque no mereció amor Mujer necia, sobre fea. Tercera debe de ser De la que el alma me abrasa; LA LUNA DE LA SIERRA.

Que no sirve en una casa De otra cosa una mujer.

PASCUALA. Sobre que, Bartola, ha sido Esa pendencia?

Pienso que me descuidé Y que ha dado mi marido, Pascuala, con la cadena Que me dió ; triste de mi! El Maestre para ti.

PASCUALA. Pague, Bartola, esa pena La culpa de haber osado Recibilla tú primero.

BARTOLA. Obligome el caballero.

ANTON.

No le habeis , Mengo, sacado Quién se la dió?

MENGO. No be tenido Frema para tanto yo; Demás, que ¿quien preguntó A mujer, siendo marido,

Cosa con que contestase Verdad? ANTON. Pues eso es así, Dejadme con ella á mi,

Que podrá ser que alcanzase Mas que vos con ella yo; Y fiad de mi que os diga La verdad,

MENGO. Eso me obriga.

ANTON.

Dadme esa cadena.

MENGO

Hoy dio Bartola fin si me ha sido Traidora; tomad, Anton.

ANTON

En qué nueva confusion Vuelvo à poner el sentido! Ah cadena, vil prision De las honras! Ah cadena, Muda de metal sirena, Que das sueño à la razon! Ah vibora disfrazada! Ah villano embajador, Que traes en oro al honor Veueno por embajada! Ah causa de tantos males, Bienes que tanto costais! Ah eslabones que sacais Fuego de los pedernales! Y ay oro, al fin lisonjero! Mal haya el hombre primero Que te dió la estimación! PASCUALA.

Mengo le dió la cadena, Y Anton, de color perdido, Con ella se ha suspendido; Apenas se da una pena Treguas a esotra. ¡Ay Bartola! Dios te lo perdone, amén.

Y yo the negociado bien? PASCUALA. Tú has sido la causa sola

De mi daño. ANTON.

Cuerdo espero Desta manera poner El remedio; esto ha de ser .-DD. C. DE L.-II.

Bartola, à solas te quiero Hablar.

PASCUALA. La verdad le di; No le niegues nada á Anton, Pues le importa à mi opinion.

Ay desdichada de mi! Como le he de confesar Que tu alcahueta he querido Ser?

> PASCUALA. Di que engañada has sido. ANTON.

Vénme entre tanto à ensillar, Mengo, la yegua ; que quiero Llegar à Adamuz.

MENGO. Ya vov. ANTON.

¿Pascuala?

BARTOLA. Tembrando estoy.

PASCUALA. ¿Qué mandas?

ANTON. Porque no espero Quizá esta noche volver, Echanie para el camino

Unas lonjas de tocino, magras, si puede ser Unas nueces, queso y pan; Que al cuidado que sustento Bástale para alimento.

PASCUALA.

¿Dónde tus intentos van?

ANTON.

Tú sabrás despues el fin; Queda segura y quieta, Y sácame la escopeta; Que es Sierra-Morena al fin.

PASGUALA.

Vayase Mengo contigo.

ANTON.

l'o importa, Pascuala mia; Mejor voy sin compañía,-Bartola, vente conmigo; Que quiero hablarte primero, Como he dicho; no te alteres.

BARTOLA.

Mal conoces las mujeres; Desbucharte, Anton, espero Cuanto tengo en las entrañas, Sin que quede cosa aca.

ANTON.

Temiéndolo el alma está.

PASCUALA.

En confusiones extrañas Me deja Anton.

¡ Vil metal, Hoy veréis, no estando loco Ni siendo Cesar tampoco, En que os estima el sayal! (Vanse.)

Salen LA REINA DOÑA ISABEL, EL PRÍNCIPE Y EL MAESTRE.

DONA ISABEL. Vos seais tan bien venido Como mi amor os desea; Que habeis hecho de una noche Un siglo con vuestra ausencia. ¿Dónde la pasasteis, Juan?

PRINCIPE. Señora, en aquesa aldea

Donde casastes à Anton Y á Pascuala; que en su mesma Casa nos aposentamos El Maestre y yo.

DONA ISABEL.

¿ Está buena

La serraneja?

PRÍNCIPE. Notable Y esquiva sobre manera, Despues de casada.

Anton Será celoso ; que es bella, Y se casó por amores.

Algo el villano se muestra Cuidadoso.

DOÑA ISABEL. No me espanto; Que de su naturaleza Lo llevan los de su sangre. PRÍNCIPE.

Pidióme al partir que os diera Un recaudo de su parte.

DOÑA ISABEL.

¿Cómo os fué, Juan, en la sierra? PRÍNCIPE. Divertime con la caza

Notablemente; la vuelta Muchas veces he de dar Por allá; que la tristeza Melancólica no tiene Otro antidoto.

MAESTRE. (Ap.)

Qué nuevas

Para Anton y para mi!

PRÍNCIPE.

Al Maestre le agradezca Vuestra majestad, Señora, Lo que debo á las finezas De darme gusto.

MAESTRE.

Esclavo de vuestra alteza, Y lo deseo mostrar En mayores experiencias.

DONA ISABEL.

El Maestre es Fernan Gomez De Lara, y de sus finezas Siempre me prometo, Juan, En la paz como en la guerra, Como de tan gran vasallo, Servicios que le parezcan.

MAESTRE. Vuestra majestad, Señora, Me honra siempre, y su grandeza Mis deseos acredita Y mis servicios alienta. Ap. Y este es el mejor que puedo Hacer contra mi, en ofensa De mi amor. Ay Luna hermosa, Los peñascos de tu tierra, Mas que parto de tus montes, Hijos son de tu dureza!

Qué abrasado que me envian Los desdenes y asperezas Tuyas!) PRINCIPE.

> Maestre? MAESTRE. Senor.

PRÍNCIPE.

En la misma resistencia De Pascuala à mi amor nacen Alas.

MAESTRE.

No serán de cera,
Siendo vuestras, ni sus rayos
Del sol, aunque luna sea;
Príncipe sois de Castilla,
Y habeis de rendir por fuerza
O por grado una villana.
(Ap. Del Principe la presencia
Con Anton y con Pascuala
Me ha de servir à mi empresa.)

PRÍNCIPE.

Mañana hemos de volver A la aldea; que la aldea Es mi cielo, Fernan Gomez, Con la Luna de la Sierra.

MAESTRE. Cuando vuestra alteza mande; Que siempre tiene dispuesta Mi persona en su servicio.

DOÑA ISABEL. Ya sabeis, Juan, que se acerca De vuestro padre à Castilla

> PRÍNCIPE. Buenas nuevas

Os de Dios.

La venida.

DOÑA ISABEL.

Ya de Aragon, Gracias al cielo, por letras Suyas, sé que se ha partido.

MAESTRE.

A su majestad conceda El cielo tan buen viaje Como sus reinos desean Y han menester. DONA ISABEL.

Guardeos Dios, Maestre; que ser espera Del valor vuestro, testigo, En la granadina empresa; Y asi, es fuerza dilatarla.

#### Sale ORTUN.

ORTUN.

De una mal peinada yegua, Corta de cola y de brio, Ave sin plumas, se apea Un serrano labrador. Que sube las escaleras De palacio, preguntando Por el Principe, ta Reina Y el Masstre Y el Maestre.

> MAESTRE, (Ap. al Principe.) ¿Si es Anton? DOÑA ISABEL.

A notable tiempo llega , Que nos halla a los tres juntos. Ortun, éntre ; que mi audiencia A nadie neguė jamės; Porque han de tener abiertas-Siempre para los vasallos Las voluntades y puertas Los reyes.

Sale ANTON.

ORTUN. Ya entró. MAESTRE. (Ap. al Principe.)

¿ Qué novedad de la aldea Le trae á Adamuz , buscando A la Reina, á vuestra alteza Y á mi?

Vuestra majestad Me dé sus piés.

DOÑA ISABEL. Anton, ; era

Tiempo de vernos? ANTON

Señora, Las aves nocturnas vuelan En las tinieblas no mas; Nunca á los rayos se acercan Del sol.

DOÑA ISABEL. Vos, con vuestra Luna, No quereis mas sol ni estrellas.

Señora, una labradora No es luna, ni sombra apenas De las sombras de la noche; Sabe Dios lo que me pesa Que ese nombre le hayan dado Los villanos de mi tierra. Vos sois luna y vos sois sol; Pascuala, una esclava vuestra, Que vive siempre obligada, Con Anton, hasta que muera, A la merced que de vos Recibimos.

DOÑA ISABEL. ¿Como queda?

ANTON. Buena, Señora, á Dios gracias, Y humilde los piés os besa.

DOÑA ISABEL.

¿Estarà hermosa?

ANTON.

Señora. La hermosura de la sierra Es tambien como sus flores, Que las marchitan y secan Cada dia el sol y el aire,

DONA ISABEL. Hay esperanzas ó muestras

De hijos?

ANTON.

Moza es Pascuala; Tiempo, Señora, la queda, Si vive; descanse agora.

DOÑA ISABEL. El Principe os honra, y cuenta Que anoche le aposentasteis.

ANTON. Hácenos merced su alteza. Aunque es mi casa una choza Tan humilde y tan estrecha, Que puede, para otras veces Que salga à caza, tenella

Por excusada. PRINCIPE. Es Anton Tan cumplido, que quisiera Haber teuido un palacio

Para mi.

A quien os desea Servir debeis hacer siempre Merced y honras ; que esto á cuenta De los principes está.

MAESTRE. (Ap.)
No puede encubrir las muestras De sus celos el villano,

DOÑA ISABEL. A qué ha sido vuestra buena Venida, Anton, en efeto, Buscando principe, reina Y maestre?

Lo primero . Señora, á besar la tierra De vuestras plantas reales, Y à traer esta cadena

Que al maestre Fernan Gomez, Gloria de la cruz bermeja De la antigua Calatrava, Anoche en mi casa mesma Se le debió de caer Se le debio de caer U olvidar, y ha sido fuerza , Hallándosela Bartola, Mujer de Mengo, traella, Que la ocultó hasta despues ; Siendo al fin la vez primera Que una mujer ha callado Una hora estando sin lengua. Suplicoos que se la deis De vuestra mazo, y de vuestra Parte tambien le digais, Parte tambien le digais,
Señora, que favorezea
Los vasallos y abijados
Vuestros; que aunque á su grandeza
No podemos igualarnos,
Tenemos honra en la sierra,
Como en las grandes ciudades
Y en las cortes; y si lleva
Al Principe soberano,
Dueño nuestro, à caza, sepa
Que no ha de ser para hacernos,
A la sombra suya, afrentas
A nuestras mujeres propias
Con pensamientos apenas,
Cuanto y mas alborotando
Con músicas las aldeas
Y tirando de la calle Y tirando de la calle A nuestras ventanas piedras ; Que las malicias dormidas, Con facilidad despiertan. Que ; vive Dios, que despues De Fernando y de su alteza ( Que son dueños naturales De las vidas y honras nuestras), Que intentar deshonra mia A otro alguno no consienta En el mundo, aunque la vida En el mundo, aunque la vida Mil veces arriesgue y pierda! Y al Principe, mi señor, Le mandaréis que no sea El amparo de mi agravio Con ninguno que merezca Llamarse vasallo suyo; Que yo sé que à su grandeza Esto y mas le han de deber Sus vasallos ; asi vea A sus piés dos mundos juntos. Y si fué sembrar cadenas. El dejársela perdida El Maestre, porque intenta De agravios de labradores Coger fertiles cosechas Por la mano de Bartola, Engáñase; que no llegan De abriles tan mentirosos Las locas vanas promesas Con esto cumplo conmigo; Con esto cumplo conmigo; Esta es la cadena, y esta La causa de preguntar Por el Principe y la Reina Y el Maestre. Guárdeos Dios; Que doy, con vuestra licencia, Vuelta a mi casa, y dejé En el umbral de la puerta De palacio un mozo ocioso, De los que la corte engendra, Mal seguro de finaras Mal seguro de fianzas, Con la yegua y la escopeta. (Vase.)

PRINCIPE. No se cuenta del Vidano Del Danubio mas discreta Ni retórica oracion.

DOÑA ISABEL.

Ortun, dad esa cadena Al Maestre, y pues el Rey Es fuerza que á Adamuz venga Por la posta, cuando llegue

A Toledo, su grandeza
Ostente en ir desde aqui
A recibille, y no tenga
Ocioso el valor, que es causa
De mocedades, y advierta
Que se debe recelar
De no hacer á nadie ofensa
Quien puede honrar; que hay villano
Que al demonio, con la afrenta,
Excede en la obstinación,
Porque el demonio yenera Porque el demonio venera La cruz y en viéndola huye, Y ellos cruces no respetan. Y el Principe no imagine Que porque es principe y vea En mi señales de amor, Tanto ha de soltar las riendas, Que me altere con agravios Los vasallos, para ofensas Suyas haciendo à ninguno Espaldas, puesto que sea De Castilla el primer hombre En sangre y en preeminencias; Porque ;por vida del Rey! Si los ofenden y alteran Yendo contra la justicia Que es de los reinos defensa, Mas que el poder y las armas, Que nadie segura tenga, Ni principe ni vasallo, En los hombros la cabeza. (Vase.)

ORTUN. Quién es hombre, y viendo airada Tanta majestad, no tiembla?

PRINCIPE. Sin mi me dejò su enojo.

MAESTRE. Mudo su valor me deja. (Vanse.)

## Salen PASCUALA v BARTOLA.

Confeséle la verdad De plano á plano en efeto, Y como Anton es discreto. Estima tu honestidad. Disculpé la necedad De la cadena en segundo Lugar; que todas me fundo Que prontas para esto están; Que lo aprendimos de Adan En el principio del mundo, Sosegó à Mengo de haber Sosego a Mengo de haber Franqueza en mí imaginado, Y con pecho de soldado, Sospecho que se fué à ver Con el Maestre, hasta her Segura su pertinencia, Porque quede la violencia De su voluntad ayuna, De lunadas de la luna, A la luna de Valencia. No hay burlas con el Anton; Lindamente se mosquea Del que picalle desea.

PASCUALA Yo temo en esta ocasion, Bartola, su condicion.

BARTOLA. Lo que à mi me da mas pena Es que vuelva la cadena Porque à nadie, en caso ignal , A que vuelva la señal La ley comun le condena.

PASCUALA. A Dios, Bartola, pluguiera Que las palabras y todo. Las vistas del mismo modo,

Volverlas Anton pudiera, Porque con el oro fuera Cuanto mi honor desdoró.

Lo mismo me hiciera yo; Volvierales por sus listas Las palabras y las vistas; Pero la cadena, no.

PASCUALA. Temiendo estoy si daria Vuelta esta noche al lugar.

BARTOLA. Tú has querido sola estar, Pues à Mengo, que podia Hernos aqui compañía, Ir tras Anton obligaste ...

PASCUALA. Poco, Bartola, alcanzaste Del temor que el amor cria; Quien amó siempre temió, Y nunca en la cosa amada, Por mas que esté confiada, De nada se aseguró; Que, á tener licencia yo De ir tras él , como fué Mengo, Mas seguro le prevengo Escudo en toda ocasion Que para ofensas de Anton, Por alma un diamante tengo.

BARTOLA. No has sido poco campestre Diamante duro y belado, Pues labrar no te has dejado

De un principe y un maestre. PASCUALA.

No hay poder à quien yo muestre inclinado corazon.

Anton con justa razon Pagara tu amor y fe.

PASCUALA. Herraduras escuché; ¿Si llego, Bartola, Anton?

Sale MENGO.

Sosiégate ; que no ha sido, Pascuala, Anton, sino Mengo.

PASCUALA. Di, Mengo: pues ¿dónde queda

Anton? No menos que preso.

PASCUALA. Preso! Ay de mi!

MENGO.

No te alteres, Y contaréte el suceso; Que un poco de viento ha sido La causa de quedar preso.

PASCUALA. Por qué ha sido la prision , Al fin?

MENGO. Al salir del puebro, Porque Hevaba cargada La escopeta le prendieron, Y mandome te avisase.

PASCUALA. ¿ Que es todo un poco de viento?

MENGO No es la causa para helle Ningun daño, y mas teniendo El padre alcalde en la corte, Que está la Reina en efeto.

Yo fui, como me mandaste, En el rocin del barbero; Que nunca he visto animal Tan alto de pensamientos; Y dando conmigo á cada Paso en la estrella de Vénus, Y otras veces en los mismos Retretes de los infernos , Liegué à Adamuz; que parece Que entré, entraudo por el pueblo , En una jaula de locos; Todos son temas diversos, Unos habrando entre si. Otros trocando dineros, Estos engañando á estotros Y otros engañando á aquellos; Unas fantasmas, tapada Con mas mantos, me dijeron Que eran mujeres, y yo Lo tuve por embeleco. lban unos à caballo, Y otros à piè, mas dispuestos, Que à los caballos servian, Y no al dueño, de escuderos. Andaban hombres ociosos Cosas extrañas vendiendo. Hacia abajo y hacia arriba, Que yo no puedo entendellos. Mas de cincuenta alguaciles, Con escribanos engertos, Oliendo por las esquinas Delitos como podencos. Una bendicion de sastres, En cada portal cosiendo A largo hilvan los vestidos, Y a puñaladas los dueños. Pareme y dije : ¿Esta es La corte? Gracias al cielo, Que, libre de tantos sastres, Alguaciles, caballeros, Alguacies, cabaneros, Embustes, mentiras, trampas, Polvo y lodo, vive Mengo En su lugar y en su nrado, Mas seguro y mas quieto.» Llegué con esto á palacio, Y á Anton encontré subiendo En la yegua, y los dos juntos Nos volviamos contentos Al lugar, cuando el diabro, Que nunca baraja encuentros, Con un alguacil nos topa. Judas de barba y cabello, Tan poco en cosa ninguna Desmentidor de su pelo, Que, porque llevaba Anton Cargada y dos balas dentro La escopeta, dió con él En la cárcel, y poniendo Embargada en un meson Embargada en un meson
La yegua, dió cuenta de ello,
A un alcalde, de cuarenta
Que debe de haber sospecho,
Y yo al Maestre, con gana
Que se lo dijese luego
A la Reina, que se estaba
Botas y espuelas poniendo,
Para salir por la posta
A recibir a Toledo
Al Rey, que diz que tambien
Viene la posta corriendo,
Y se encarga de acaballo;
Y Anton, por si acaso el tiemp Y Anton, por si acaso el tiempo Se dilatase, me envia A que te dé parte de ello, Porque no estéis con cuidado, Y à que me vuelva al momento. Y sospecho que esta noche, Antes del libro de acuerdo, Serà imposible soltalio, Si antes, por her algun fresco. No està ventosa la sala Y sueltan algunos presos.

PASCUALA.

Irme pretendo contigo, Mengo, à Adamuz.

Lo primero Que me encargó Anton, Pascuala, Es que no salieses de estos Umbrales, porque es su causa Fácil.

Pues obedeciendo, Yo te quiero despachar Con camisas y dineros.

Eso sí, porque en la corte Todo se acabó con ellos.

(Vanse todos, menos Bartola.)

BARTOLA.

Dos cortesanos he visto, Si no me engaño, en el puebro Por esta calle que sale Al campo, y el uno de ellos Del Maestre me da el aire; Como el sol se va poniendo, No se divisan los rostros, Si acaso antojos no hueron.

#### Salen EL MAESTRE Y GUZMAN, de camino.

Nunca, Cuzman, la ocasion Me dió mejor los cabellos, Ni amor con gusto jamás Ayudo mas mis deseos; Que salir à recibir A Fernando, y quedar preso Anton, parece que han sido En mi ventura portentos. Perdone Isabel, perdonen Del Principe los respetos, Los desdenes de Pascuala Y del villano los celos. ¿ Qué órden les diste, Guzman, A los demás caballeros Y criados que conmigo, Oro y diamantes vertiendo, Hoy de Adamuz han salido?

GUZMAN.

Que en ese lugar primero, Que es La Conquista, te aguarden.

MAESTRE.

Fué como tuyo el acuerdo. Estas las paredes son Que adoro.

BARTOLA. El Maestre creo

Sin duda es.

MAESTRE. ¿Es Bartola?

HARTOLA.

Bartola, à servicio vuestro. Pergeño tengo notabre; Luego os conoci.

MAESTRE. No es tiempo De que en palabras, Bartola,

Este poco que hay gastemos. Preso queda en Adamuz

BARTOLA.

Ya sé que está preso, Y que no podrá venír Esta noche; que estáis muerto Por amores de Pascuala; Que son vuestros pensamientos De gozar esta ocasion . Y los mios son de heros

#### LUIS VELEZ DE GUEVARA.

Toda la merced, Maestre, Que yo pueda ; porque os tengo Lástima.

Daréte toda Mi hacienda y mi vida.

BARTOLA. Menos

Os ha de costar Bartola. Yo os meteré en su aposento Esta noche; procurad Her vos lo demás, que entiendo Que hay pocas Lucrecias ya Mano à mano y cuerpo à cuerpo.

MAESTRE.

Seré tujesclavo, Bartola. BARTOLA.

Dejadme mirar si á Mengo Le ha despachado Pascuala Para Adamuz, y con esto, Pues la noche nos ayuda, A abriros la puerta vuelvo. (Vase.)

MAESTRE.

Guzman, de gusto estoy loco; ¿Es posible que del cielo De Pascuala he de gozar Esta noche? ¿Que me veo Tan cerca del bien que estaba, A mi parecer, tan léjos? De albricias de mi alborozo, La primera te prometo Encomienda que vacare.

GUZMAN.

Mil veces los piés te beso.

Sale ANTON, con escopeta, v MENGO.

MENGO.

Dicha fué encontrarte. ¿ Al fin La Reina supo el exceso, Y mandó luego soltarte Libre y sin costas?

No debo Poco à la grandeza suya. ¿ Estaria Pascuala haciendo Extremos con mi prision?

MENGO.

Lo mas que pude la tengo Conhortada.

Por mas que hice, No pude llegar al pueblo Antes de ponerse el sol. Mete en el establo, Mengo, La yegua y ese rocin, Mientras yo á los brazos llego De Pascuala.

#### Sale BARTOLA.

BARTOLA. Entrad.

MAESTRE.

Guzman, Sigue mis pasos.

ANTON.

¿Qué es esto? Dos hombres à los umbrales De mi casa juntos veo, Y parecen cortesanos Las puertas les han abierto, Y á entrarse dentro caminan.

MENGO.

Brava Haneza!

ANTON. Esto, cielos, A mis recelos faltaba!

MAESTRE.

Loco voy.

ANTON. ; Ah caballeros ! MAESTRE.

¿ Quien Ilama?

Dos hombres solos,

Que son de esa casa dueños Y en ella quieren entrar; Si acaso sois pasajeros Y buscais posada, no es Meson este, aunque esté abierto A estas horas; que será Descuido de los de dentro, O esperarnos à nosotros Volver de Adamuz.

MAESTRE. Recelo

Que Anton es ese, Guzman... Pero no; quedaba preso.

GUZMAN.

Parece imaginacion.

Estos son sin duda, Mengo, El Principe y el Maestre, Que, con ocasion de vernos En Adamuz, preso á mi, Y á ti conmigo, esto han hecho.

MAESTRE.

Guzman, ¿ no pudiera ser Que fuesen galanes estos De Pascuala, y que, en ausencia De Anton, nos estén fingiendo Que son Mengo y él?

MENGO.

Tiene, Anton, la casa; entremos Por él, si el Principe son Y el Maestre, pues con ellos No hay burlas, son desviarse.

ANTON.

Nadie en mi casa es mas dueño Que yo.—; Hidalgos!—No parece Sino que los dos se han hecho De marmol, que ni responden Ni se van.

MENGO.

Notable miedo Tengo en los güesos metido.

Y para estos casos tengo Este amigo con dos balas, Que son almas de este cuerpo, Y cuentas de sacar almas, Y se barán guardar respeto
Si aprieto el gatillo; aqui
No hay mas joyas ni dineros.
Si vuesas mercedes son
be la profesion que pienso,
Que el mucho honor que guardamos
Casa de pace procedo Cosa de poco provecho Para gente tan honrada Apártense, ó vive el cielo, Que el pedernal no se haga De rogar. MAESTRE.

Él es resuelto Villano y tiene razon, Y no pudiera ser menos Este valor que ha mostrado Que de marido; tratemos Por ahora de dejar La empresa, pues vino à tiempo Tan notable.

MENGO.

Ya se van. No hay cosa como bablar récio. ANTON.

Vive Dios. Mengo, que estoy Por hacer lo que no he hecho, Y llevarme uno de bola.

mexgo. Con eso acabas el juego.

Pero la imaginacion
De que un principe heredero
De (astilla viene alli
l'e biela el alma en el pecho.
¡ Oh respetos inbumanos
De honor, de lealtad, de celos,
De poder, de mujer propia,
Dejadme ó matadme a un tiempo;
Que no hay mayor tormento
Que no poder morir y estar muriendo.

(Vanse.)

Tocan un clarin, y sale LA REINA DO-NA ISABEL, EL ALCALDE y ACON-PANIESTO.

GIL.

Siempre vuestra majestad Desprevenidos nos cuge, Y no hay son porque se enoje Guando nuesa voluntad Lo que codicia no muestre, Así en todos como en mí. Ayer pasó por aqui Grande gente del Maestre, que al mismo efecto decian Que iban de Adamuz con él.

BOÑA ISABEL.

De aquí, Alcalde, à Coramuel

Me parece que podian

Al Rey haber eucontrado.

Porque avisos he tenido

Oue en La Conquista ha dormido

GIL.

Habra pasado Su alteza con mucha prisa , Como sois vos quien le espera.

Esta noche.

voces. (Dentro.) Plaza , plaza : fuera . fuera. Doña ISALEL.

Este ruido me avisa De la :legada del Rey; Que a su rey, por varios modos, Es el aplauso de todos Natural y justa ley.

Tican un clarin, y salen BL REY DON' FERNANDO, EL PRÍNCIPE, EL MAESTRE y todo el acompañaniento en cuerpo.

BOÑA ISABEL. Sears, gloria de Castilla, Muy bien venido.

Tenido.

Blason De Castilla y Aragon, Y del mundo maravilla, Muy bien ballada seais.

DOTA ISABEL.

¿Cómo venis?

pox FERNANDO.
Vida tengo
Cuando á vuestros brazos vengo.

BOÑA ISABEL. Lo que me debeis pagais. Salen ANTON, PASCUALA, MENGO T BARTOLA.

ANTON.

Católico rey Fernando, Inclita Isabel, adonde De la justicia y las armas Ve el sol a un tiempo dos soles, De cuyos divinos rayos Nace à España fénix noble. Juan, para visagra ilustre De Castillas y Aragones; Perdonad si un labrador Groseramente interrompe Los abrazos de la vid Mas bermosa y mas conforme ! del olmo mas amante Que Castilla reconoce Ni en silvestres casamientos Han celebrado los bosques; Que, como de par en par, Divinos imitadores De los cielos, teneis siempre Las puertas y corazones Para escuchar los vasallos, Como ellos humanas voces, Que orejas son las estrellas Por doude los cielos oyen, No os ofendereis de oir A un vasallo, que estos montes Rusticamente abortaron Por acebuche ó por roble, Pero con alma tan grande, Que vino à ser desconforme La sangre y el nacimiento A mas altos pundonores. Isabel (que el cielo guarde), Cuando pasó con la corte A Adamuz, merced me hizo De casarme, y darme dote, Con Pascuala, esta serrana, Que, obligada a mis amores, Contra el rigor de su bermano, De su piedad se socorre. Por su hermosura y mi agravio Le dió, entre sus labradores, De La Luna de la Sierra La Sierra-Morena nombre ; Qué belieza que por fama De gran nombre se cono e, Solo entre tantos gentiles Merece veneracione Fernan Gomez, el Maestre, Que con gloriosos blasones Midió la vega á Granada Hasta sus bermejas torres, Valiéndose del favor Del Principe , en ella pone Los ojos; nunca los suyos Vieran tan altos señores; Que, aunque en Pascuala los mios No han visto demostraciones. En sombras ni en pensamientos, Para villagos temores. . Qué garza humilde en el aire Riesgos de muerte no corre, Acometida de dos Tan generosos balcones? Acudi á pedir ayuda, Como murciélago torpe, A la reina de las aves. Aguila que al sol se opone ; Volvi de sus reales piés Lieno de nuevos favores Y estorbándome la entrada, Hallé à mi puerta dos hombres,

Y es posible que no fuesen Ni el maestre Fernan Gomez, Ni el principe de Castilla ; Sombras fueron de la noche, Y de mis locos recelos Vanas imaginaciones, Que, al aire desvanecidas, Se desbisiones e deshicieron entonces. Loco de amor, imagino Verdaderas ilusiones, Y como el que espera presto Morir, tropieza en horrores, Esta enfermedad del alma Mas remedio po conoce Que el de la muerte y ausencia. Y por mas facil escoge El segundo mi desdicha. La guerra ó el mar estorben Tantos soñados agravios, Tantos celosos rigores. Vos. Isabel, me casasteis; A vuestros piés vencedores A Pascuala os restituyo. Con la misma hacienda y dote Que me disteis; que mas quiero, Humilde soldado y pobre, Que el mar me anegue, y morir Al veloz ravo del bronce De alarbe lanza jineta. De corvo acero de corte, De una mina que me vuele De un peñasco que me arrojen , Que guardar propia mujer Hermosa, peligro al doble, Veneno del dueño mismo, Aspid cubierto de flores, Espada en mano de loco, Poder en coharde, azote En tirano, y vidrio, al fin, Que con el aire se rompe.

DON FERNANDO.

; Notable villano!

doĥa isabel. ¡Extraño! —

Vuestro furor se reporte, Anton, y pues conoceis, V vuestro lugar conoce, Lo que teneis en Pascuala, Para que el bonor os sobre, Lo demás dejá á mi cuenta.

PASCEALA.

Siglos Castilla te goce, Amparo de las mujeres Y milagro de los hombres.

BARTOLA.

Todas diremos lo mismo.

MESCO

Vos, Bartola, sós de gonces A cada viento que pasa.

ANTON

El cielo tu vida logre Para que te mire dueño De dos polos, de dos orbes.

GIL

Praza á sus dos jamestades.

BEACU.

Y aqui se da fin, señores, Sin tragedia ni desgracia, Ni casamiento à la postre, A La Luna de la Sierra.

PASCUALA.

Vuestras mercedes perdonen.

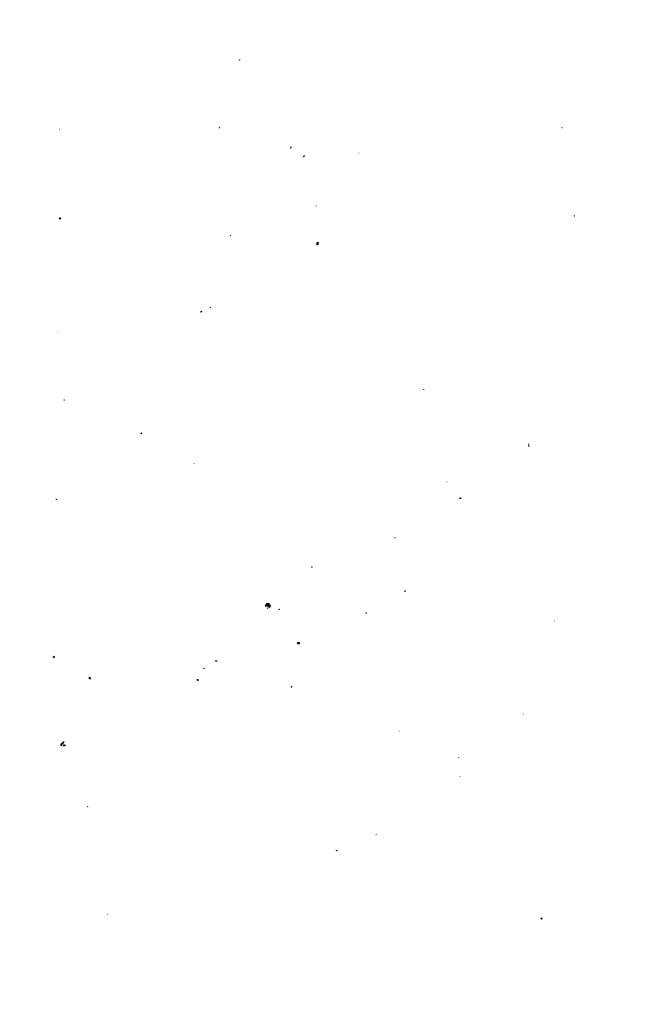

# COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# AUN DE NOCHE ALUMBRA EL SOL,

DEL DOCTOR FELIPE GODINEZ.

#### PERSONAS.

EL REY DON SANCHO, barba. EL PRINCIPE DON CARLOS, su hijo. DON JAIME DE ARAGON, galan. DON JUAN DE ZÚŠIGA, id. NEBLÍ, gracioso. DOÑA SOL ABARCA, dama.

DOÑA COSTANZA, dama. INÉS, esclava. Dos criados.

#### JORNADA PRIMERA.

Salen DON JUAN DE ZÚÑIGA Y NEBLÍ.

BON JEAN.

Seas, Neblí, bien venido.

Ea, lon Juan, ya me tienes

En Pampiona.

DOS JUAN.

Galan vienes.

NESO Siempre yo lo be sido.

pon man. ¿Cómo en la Francia te ha ido ?

Bella ciudad es Paris.

BOW JCAN.

Ojalá su Flor de Lis De a España dichoso fruto. REALÍ.

Por tu ausencia visten luto Las damas de aquel país. ¿Cómo te va con Cestanza?

жазь кое Ya\_no puedo querer 79

A Costanza. MEBLI. Por qué no?

Porque, con feliz mudanza
be dun Jaime, esa esperanza,
que logra siempre coomigo,
La dejo, ya no la sigo,
Y adoro à un sol, no le asombre;
Sul digo y Sol es su nombre,
Ya me declaro contigo.
Mucho tengo que contarte:

nmi.; Jesus! "tù eres el discreto?

Casado estoy en secreto.

Tú el valiente como un Marte? Tú el navarro Durandarte, A quien vi en Francia llamai El Non de España y no-Par? Aunque digo neciamente: Abora eres mas valiente, Pues le atreviste à casar Y ¿quién es de tantos modos Tan pesada compañía, Que si es fea, es solo mia Y si es hermosa, es de todos ? Yo metido hasta los codos En empeños y cuidados? Mas tente alla tus enfados ; Que yo, aunque me hables en ello. No pienso decirte aquello De suegros y de cumdos. DOS JEAN.

Calla, hasta saber despues La mujer que yo elegi : Lo que he pasado, Nebli, De penas en solo un mes; Mas razon es , razon es, One cueste dificultades Bien de tantas calidades : Sol que sale, luna llena, Y cielo en noche serene. No son tres grandes beldades? Pues mayor es la que adoro. El sol es un rey tan bello, Que de su mismo cabello Hace su corona de oro ; Mas depone su decoro En su ocaso, y se introducen Astros que de noche lucen ; Si otras damas son estrellas, Mi sol si ·mpre luce, y ellas Siempre con él se deslucen. La luna, luz plateada Del cielo, bermosa es sin duda, Pero hermosa que se muda, . Porque es su heldad presiada; Ya esta llena, ya mengui Mas mi esposa celestial Astro que está siempre igual,

Es con luz propia, no ajena, Luna que está siempre llena De su beldad natural. Hermoso es todo ese velo Estrellado, mas no vive; Ser mas perfecto recibe Cualquier viviente del suelo; Mi esposa tambien es cielo, Mas tan viva en cada accion, Que alma todas ellas son; Y asi, es, con gloriosa palma, Supuesto que toda es alma, Cielo sin imperfeccion. Luego tal belleza alcanza Que es cielo y cielo viviente. Sol, y sol sin occidente, Luna, y luna sin mudanza; Logrôse pues mi esperanta, Y gozo sin dada alguna Tres bermosuras en una Tan sin defecto y tan bella, Que se han enmendado en ella El cielo, el sol y la luna.

XEBLÍ.

Por Dios, que lo has dicho bien, Hayas hecho mal ó no; Mas voy al caso, que yo Sé habiar de veras tambien; ¿Qué sol es este con quien Casado, don Juan, te halio?

DON JUAN.

No sin causa te lo callo;
Pero, en fin, ya estas aqui,
Y aunque es tan secreto, à ti
Y a don Jaime be de fiallo.

Aqui vendra, aqui le espero;
Que à eso be venido à palacio.
À don Jaime pues de espacio
Contar esta historia quiero;
Y asi, no te la refiero,
Porque tu la oiras con él.

mari. Don Jaime es lu amigo fiel ; Mas el y Costanza vienen. Sale DOÑA COSTANZA, con manto, y DON JAIME. DON JAIME.

No daros este pesar.

DON JAIME.

¿ Podréis lograr el intento
De hablarle al Rey?

No porque nabra competence, Que eso puede asegurar Amistad tan singular, Sino porque de mi gusto Tendreis vos celos, y es justo

DOÑA COSTANZA,

Yo tendré
Orden de verle, aunque sé
Su perpétuo encerramiento,
Y que vuestro valimiento
Podrá introducirme; adios.

Jaime, yo os espero á vos; Mas no llego cuando os veo Con Costanza; que deseo No estorbaros á los dos.

Don Jame. Don Juan, yo lo creo asi. Al Rey quiere hablar ahora, Quizà de vos, que os adora Tan ciega como hasta aqui.

No tengais celos de mi; Que, si ella en cruel ha dado, Yo os tengo ya asegurado.

Ya sé, don Juan, lo que os debo. Decidme lo que hay de nuevo; Que me teneis con cuidado. DON JUAN.

Escuchadme pues; que es deuda A obligaciones pasadas, En el peligro presente Hablaros con confianza : Yo suelo amar tan secreto, Que esa fineza ordinaria De no decirselo à nadie, Porque otros tambien lo usaban, Me pareció vil, y à solas Andaba yo dando traza Cómo poder esconderlo De la mitad de mi alma; Y hallé el modo; que un amante Que como yo se recata, Ni aun á vos su amor os dijo, No porque de vos se guarda, Sino por poder preciarse Que el secreto de su dama, Si à la media alma lo fia, A la otra media lo calla. Casado estoy en secreto: Con esta primer palabra Os digo que ya sin duda Seréis dueño de Costanza.

No penseis que me he casado Secretamente por falta De méritos en mi esposa, Que mas urgente es la causa; Ní por ser tan desvalido, Que he visto apenas la cara Al rey don Sancho, que hoy reina, Siendo yo Zuñiga, rama De Iñigo Arista, y pudiendo En mi capilla y mis armas Ver, por número de estrellas, Ver, por numero de estreitas, Tantas lunas otomanas; Bien que al Rey, por su retiro, Castilla, Aragon y Francia Ya comunmente don Sancho El Encerrado le llamán; Y así, don Carlos, su hijo, Con libertad mas bizarra, Ya casi dueño gohierna La corona aun no heredada. Yo, don Jaime de Aragon, Miré á doña Sol Abarca, A quien sabeis que dió sangre La casa real de Navarra; Vila, y fuéronse tras ella Los ojos, que la miraban, Tras los ojos los afectos, Tras los afectos las ánsias Tras las ánsias los suspiros, Tras los suspiros el alma, Y tras el alma un deseo Y tras el alma un deseo
De tener muchas que darla.
Sol, con ser sol de mi estrella,
Quizà igualmente inclinada
Con un precepto inviolable,
Me dió licencia de hablarla,
Porque me mandó imperiosa,
Aunque cuerda y recatada,
Que por forzosos respectos,
Que à nuestro amor importaban,
Ni aun á vos os lo dijese.
Era el caso de importancia. Ni aun a vos os lo dijese.
Era el caso de importancia,
Y yo juré la obediencia;
Si fue culpa, perdonadla.
Hablabame pues, y viendo
La nota y la vigilancia
De unas vecinas curiosas, Quizá mal intencionadas Que hay en las guerras de amor Quien sin trabajo y sin paga Se estará toda una noche Siendo posta à una ventana), Dejó de hablarme en la calle, Y por una puerta falsa Me entró un amor verdadero A clausura tan sagrada. Es la ocasion entre amantes Aspid que muerde y halaga, Aspid que muerde y halaga, Hiena que mata y que llora, Sirena que duerme y canta. Yo amante y favorecido; Ella fina y obligada, Yo importuno à los favores, Ella à las porfías blanda; La resolucion postrera No es menester declararla; Que hay sucesos que se dicen Con lo mismo que se callan. Ya pues ambas voluntades Ultimamente empeñadas Con favores, que á los fines Groseras dichas alcanzan, Supe que el Principe (; ay triste!) Tan loco à Sol adoraba, Que, habiendo de ser su esposa La serenisima infanta De Aragon, con quien están Sus bodas capituladas, A pesar del Rey, su padre, Ni lo atiende, ni se casa Su alteza, pues que de noche La misma calle rondaba,

Porfiado amante y ciega Mariposa de su llama. Supo mi amor; que una noche Me vió salir de su casa Me vió salir de su casa De mi Sol, y conocióme, Pues luego con voz turbada Me dijo: « Don Juan, tenéos; El Príncipe es quien os habla. Hijo soy de vuestro rey; Yo, yo adoro à Sol ingrata, Yo no puedo mas, yo muero; Si alguna dicha os dió entrada, Learo de tanto rayo. Icaro de tanto rayo, El mismo Principe os manda El mismo Principe os manda Que no volvais mas á verla; Pues yo la adoro, olvidadla.» Aquí, Jaime, quedé muerto, Helóseme en la garganta La voz, y en la tierra inmobles Fueron de mármol las plantas; Mas ya en fin, cuando en el pecho Respiró la vital aura, Y usó de sus facultades, Con el calor desatadas, Empecé à hablar, y atajóme, Diciéndome: « Don Juan, basta; Esto ha de ser sin respuesta, Aunque mas razones haya.» Fuése, y yo quedé sintiendo Violencia tan temeraria, Como deudor tan forzoso Como deudor tan forzoso
De obligacion tan honrada.
Dijele à Sol el suceso,
Y temerosa, dió traza
En secreto à nuestras bodas,
Por quedar asegurada;
Yo, por el Principe, quise
Excusarme y excusarla,
Temiendo que las que las que jas
Ann mas que las amenazas; Aun mas que las amenazas; Mas lágrimas de mujer, Sol con justicia tan Ilana Yo convencido, y la deuda A honor de sangre tan alta; Caséme con tal secreto, Que sola Inés, una esclava, De Sol confidente, sabe Que está conmigo casada; Adorámonos los dos, Y aunque son muy limitadas Mi hacienda y la suya, Jaime , Entre unas pobres alhajas, Entre unas pobres alhajas, Estoy tan rico con ella, Que, si es la mujer honrada Corona de su marido, No invidio al mayor monarca; Y vive Dios, que à Castilla Dispusiera una jornada Por ver á un deudo de Sol, Si no temiera dejarla; Y si no me voy, porfía Y si no me voy, porfia Su alteza con tal instancia, Que en celos averiguados Temo iras ejecutadas Y aun otros futuros males. Figurad entre las ramas Que forman en una selva Verdes techos de esmeralda, Dos pajarillos amantes, Que con unas pobres pajas Van fabricando su nido A los polluelos que aguardan, A los pollucios que aguardan, y que un cazador astuto,
Cuando todo el nido saca,
Quita à los padres que vivan,
Y á los hijos que à luz salgan;
Pues veis aqui mi retrato
En las verdes esperanzas
De un matrimonio secreto; Deseo yo entre las alas O los rayos de mi sol Ver felizmente abrigada

Sucesion dichosa, cuando.
A estas prendas esperadas
Conformemente, aunque pobres,
Fabricamos nido ò casa,
Siguiendo al padre y queriendo
Con ocultas asechanzas
Coger la madre en el nido,
Consorte amorosa y casta;
El Principe, que, cruel,
Todo de una vez lo acaba,
Hará à los padres que mueran,
Y à los hijos que no nazcan.
Yo vengo pues á pediros,
Pues sois toda la privanza
Del Principe, que si acaso
Llega à saber lo que pasa,
Que yo sé que esta celoso,
Nuestra antigua amistad haga
Su oficio en las ocasiones;
Pues esta es tan apretada.
Tened lastima, don Jaime,
Si no de mi, que me agravian,
De una hermosura inocente,
De una virtud soberana.
Un desdichado dichoso,
Que con tantas veras ama,
Y con tanto amor padece,
Os ruega y de vos se ampara,
Cuando ya ampararme es deuda,
Porque la nobleza hidalga
Bebe al ruego de justicia
Lo que á la piedad de gracia.

DON JAIME.

Don Juan, yo os buscaré luego; ldos, que ahora à esta sala El Rey y el Principe salen, Y porque se persuada Que vos no me habeis hablado, Conviene à la misma causa El que conmigo no os vea.

Adios pues, hasta mañana.— Vén, Nebli.

NEBLÍ.

Vamos; que quiero
Besar los piés à mi ama,
Que si es Abarca y es Sol,
Pienso que cuando levanta
Ese mismo sol del suelo
Dos àtomos con que anda,
Abarcas de luz se ajusta
Y rayos de oro se calza.
(Vanse Nebli y don Juan.)

#### Salen EL REY Y EL PRÍNCIPE.

Vuestra majestad, Señor, No me apure; que me cansa Todo lo que no es matarme.

Toda esta vida es batalla.— Don Jaime, ¿qué decis de esto?

Digo, Señor, que me espanta En un principe tan sábio Tristezas tan ordinarias.

Cárlos, yo os tengo casado Con doña Violante, hermana De don Pedro el Guarto, fenix De Zaragoza y de España; Y rey y padre, pues tengo Valor juntamente y canas, Tendré entre consejos cuerdos Resoluciones gallardas.

Yo la tengo de morir.

Don Jaime, doña Costanza

Me refirió todo el caso, Y que doña Sol Abarca, Que ama en secreto á don Juan, Con quien de casarse trata La misma Costanza, inquieta Al Principe muy humana.

PRÍNCIPE

Hable vuestra majestad De ese sol con mas templanza; Que no es mas puro el del cielo, Aunque à mi su luz me abrasa.

REY. (Ap.)

¡ Qué bien parece entre el régio Esplendor esta bizarra Generosidad! Que el hombre Que con sus celos infama La mujer que quiere, y mas Cuando no piensa dejarla, O no tiene entendimiento, O buena sangre le falta.

DON JAIME. (Ap.) Don Juan está en gran peligro.

nev. A caza saldréis mañana ; Que quiero que os divirtais.

PRÍNCIPE.
Veré alli representada
En las fieras mayor fiera;
Mas me entristece la caza.

REY.

Id à la Casa del Campo.

PRINCIPE.

Digo que iré donde manda Vuestra majestad, Señor.

REY.

No me volvais las espaldas; Que os quiero mas que á mi vida, Escribid, porque se parta El correo á Zaragoza; Que eso solo es lo que aguarda.

PRINCIPE.

Vayase sin cartas mias.

BEY.

¿ Cómo ha de ir sin vuestras cartas?

PRÍNCIPE.

Porque muero.

ney. Dios os guarde. PRÍNCIPE.

Vuestra majestad se vaya, O yo me iré.

REY.

Bueno està;
Que arguye poca constancia
Rendirse à pasion tan necia,
Que por serio es porfiada.
Casãos pues, y obedecedme
Con el rigor y observancia
Que debeis à un rey y padre,
Que más que à si mismo os ama;
O por el siglo dichoso
De la Reina, que, elevada
A mejor corona, pisa
Zafir del supremo alcázar,
Que, à pesar de vuestro afecto,
Que así la razon arrastra,
Os castigue rigoroso,
Si no en vos, en quien lo causa. (Vase.)

Señor, ved que vuestro padre...

PRÍNCIPE.

Jaime, no me digas uada; Yo estov resuelto. Don Juan De Zuniga ha entrado en casa Del Sol que adoro, despues Que con paciencia excusada Le avisé que la olvidase, Pues que yo no la olvidaba. Traidor fué, pues volvió a verla; Su muerte es justa venganza De mis celos; ya es de noche, ld luego y ejecutadla.

DON JAIME.

Señor, Principe, sois justo, Y à vos don Juan no os agravia , Porque yo sé...

PRINCIPE.

No sabeis Cosa que importe à mis ansias Ni à mis celos; vive Díos, Que ha de morir.

DON JAIME.

Si se igualan La piedad y la justicia En las deidades humanas, Como á tal...

PRÍNCIPE.

Esta es sentencia Que pasó en cosa juzgada ; No ha lugar la apelación,

DON JAIME. Sí; mas hay, cuando es contraria, Suplica á vos de vos mismo.

PRINCIPE.

; Jaime!

DON JAIME.
Señor, vinculada
Os tengo à vos mi obediencia.
PRÍNCIPE.

Pues no repliqueis palabra ; Acabad su vida, ó dad La vuestra por acabada.

Sí daré si se la quito, Pues en la suya están ambas.

Salen DOÑA SOL E INES, esclava.

INÉS.

Qué es lo que escribe Costanza En esté papel?

DOÑA SOL.

Mi casamiento, en que ahora Ni de ella haré confianza; Y así, me escribe que quiere Ser mi huéspeda unos días.

INES

Tú ¿qué respuesta le envias?

Inés, bien claro se infiere; ¿ Cómo he de tenerla en casa, Siendo ya don Juan mi esposo, Y el secreto tan forzoso?

¿Tú no sabes lo que pasa? Don Juan la quiso may bien, Y pienso, si à casa viene, Que es de celos que de él tiene.

poña sol.
Yo lo presumí tambien;
Mas don Juan me satisface
Tan leal, que mis recelos
Aun no han flegado à ser celos;
Con todo, si don Juan hace
A Castilla su jornada,
Traeré à Costanza conmigo,
Aunque ignora, como digo;
Que con el estoy casada.
Temo al Príncipe, en efeto;
Que no dudo, lués, que acabe
La vida à don Juan si sabe
Que es mi marido en secreto,
Pues dirá que se casé
A pesar suyo don Juan.

Nés. ¡Ay señora, qué galan Vi ayer al Principe yo ! El suele decirme à mi Sus penas, y yo le digo Que pierde el tiempo contigo.

No, Inés, no ha de ser así.

Inés. Luego ¿gustas que le dé Alguna esperanza?

DOÑA SOL. Necia, En mi tuviera Lucrecia

Menor flaqueza y mas fe.

A quejas muy repetidas Le despido yo; ¿ qué quieres?

Inés, si al Príncipe vieres, No quiero que le despidas, Porque esto es llegarlo á oir, Sino que huyendo, te vengas Tan apriesa, que no tengas A quien poder despedir.

INÉS. (Ap.) En vano à su honor resisto. Sufra el Príncipe el desden; Que no puedo mas.

#### Salen DON JUAN y NEBLI.

DON JUAN.
Mi bien ,
Un siglo há que no te he visto ;
Habla á Nebli sin recelo,
Que es un antiguo criado,
De quien siempre me he fiado.

Nebli soy, pues al sol vuelo.

Por leal á tu señor, Te estimaré.

NEBLÍ. Aliora si Puedo llamarme Neblí, Con alas de esta favor

Con alas de este favor. INÉS. ¿ Neblí se llama, galan?

Y con hambre eterna estoy Templado siempre ; que soy Nebli pollo de don Juan.

¡Nebli pollo es todavia? Pensé que mudado de aire.

La esclava tiene donaire, Y es docta en volatería.— Dime tú tu nombre á mi.

Inés me llamo.

nes me namo.

NEBLÍ. Alto pues; Garza parece la Inés,

Que ha de volar al Nebli.

Luego ¿ es consecuencia clara Que algo quieres darme? NEBLI.

La consecuencia y el luego.

¿No tiene Sol buena cara? NEBLÍ. De limiste. Ella es mujer De buena vida y costumbres , Mas solo da pesadumbres.

Muy pobre debe de ser.

INÉS.

No serlo, pues es tan bella; ¿Date á ti mucho don Juan?

Ya los señores no dan; Son muy pobres él y ella.

Doña sol.

Don Juan, ¿no es aquel don Jaime?

#### Sale DON JAIME.

DON JAIME.
; Qué desdichada hermosura! —
Señora Sol, Dios os guarde. —
Don Juan, mal se disimula
El sentimiento en los ojos.

Gran mal su tristeza anuncia.

Retirense esos criados.

Salios allá. DON JUAN.

NEBLÍ.

No me gusta La prevencion.—Inés, vamos. \* (Vanse.)

DONA SOL.

Don Juan, pues aqui te busca Don Jaime, que soy tu esposa Le habrás ya dicho sin duda, Y si no, yo se lo digo; Porque menos se aventura En revelar el secreto, Que en juzgar él, si lo juzga, Que pudo hallarte en mi casa, No siendo yo esposa tuya.

Sol, ya don Jaime lo sabe; Pero su tristeza es mucha, Pues á los ojos se viene.

DON JAIME.

No sé, don Juan, cómo cumpla Con tantos respectos juntos, Entre penas tan confusas. Su alteza manda que os mate, Y aunque, entre miedos y dudas, A tanta resolucion Hice réplicas algunas, Quiso tomarlo á su cuenta. Cuando ve que, si lo rehusa. Se lo encargarán à otro, Que fácilmente concluya Con mi vida y con la vuestra; Que ninguna está segura Si peligra la del otro. Pues es de ambos cada una. El Principe es el juez Que esta sentencia pronuncia, Y el delito es vuestro amor (¡Vive Dios, que es feliz culpa!), Y pienso que mi desdicha Es el fiscal que os acusa, Pues me han hecho à mi el verdugo Que la sentencia ejecuta. Este es el caso; yo vengo Sin resolucion ninguna A ponerle en vuestras manos; Vos callais y Sol se turba. Don Juan, muchas vidas tengo; Que ya la vuestra y la suya Tengo por proprias, y ya No es mi desdicha tan suma,

Que no quereis que sean mas; Que, porque será ventura Tener yo muchas que daros, Dejaré de tener muchas.

DON JUAN. Yo no sé, por Dios, don Jaime,
Con qué palabras reduzca
A brevedad tantas penas;
Y así, vuestra amistad supla
Lo que falta á mi discurso;
Que, aunque la accion es injusta,
Sí vos para ejecutalla
No buscasteis coyantura,
Correis peligra, y sí daje Correis peligro, y si dais Noticia al Rey, se disgusta Con vos el Principe, y veo Que el morir vos no se excusa. Vos mirad por vos, don Jaime, Viendo tambien esta lluvia Que tiene al sol tan nublado, Esas perlas de alba pura, Que en azucenas y rosas Ni el mismo sol las enjuga; No me pesa á mí por mí Esta virtud que se encumbra Sobre si misma, y tan alta Pisa fueros de fortuna; Siento no mas que si muero, Como tórtola viuda, Que ahora con su consorte Tan dulcemente se arrulla, No posará en ramo verde, Y entre las selvas oscuras Pedirá endechas prestadas A las aves mas nocturnas Maldiciendo entre sus ánsias, Entre sus penas y angustias, Los arroyos que lo rien, Las fuentes que lo murmuran. Esto quiero que os lastime; A mí, sin nuevas consultas. Dadme à fieras que me coman O à llamas que me consuman, O echadme al mar, donde el sol Cada noche se sepulta, Y cada mañana, en quien De lo mortal se desnuda, Fénix del agua renace De entre las ondas profundas ; Que allí à mi bien la fe viva . Si la esperanza difunta , En todo aquel alabastro, De infaustas cenizas urna, Consagrará monumentos A las edades futuras.

DOÑA SOL. Señor don Jaime, en los ojos Donde la elocuencia es muda Mucho mejor que en los labios, Oran dos almas ocultas; Sobre la gloria de darse, Una por otra la usurpa, Cada cual tan ambiciosa De hacer la fineza suya, Que en la misma resistencia Con que están luchando á una, Vienen à injuriarse al tiempo Que obligarse mas procuran; Mas no luchan desconformes, Porque, si à luchar se juntan, No se juntan por luchar, Que antes por juntarse luchan; Porque hay no sé qué linaje De paz en la misma lucha, Pues los mismos que pelean Se abrazan cuando se injurian; No las despartais, don Jaime, Antes una misma punta Saque ambas almas la fuerza De la mano mas robusta; De una vez rompa ambos pechos, Y si esto se dificulta,
Y morir de un golpe solo
No pueden dos vidas juntas,
Os ruega una desdichada,
Pues la crueldad y la astucia
Quizá contra lo inocente
Lo inexorable vinculan,
Que cuando ya en ambos cuellos
Deis dos heridas tan duras,
Ma déis pai la primara, Me déis à mi la primera, V à mi don Juan la segunda.

DON JAIME. Don Juan, bien podrá en vos mismo Mataros quien lo procura; Pero no en Sol, vuestra esposa, Que estáis en su alma, en cuya Inmortalidad teneis Otra vida, no caduca, Que, à par de la eternidad, Mayor que los siglos dura. Salid de Pamplona luego; Que yo daré por disculpa Que érades ido á Castilla; A los riesgos que resultan Me expongo yo.

DON JUAN. ¿Vos sabeis Por qué el Principe promulga Ley contra mi tan severa Pues ¿cómo quereis que huya Y deje en peligro à Sol? Si el cielo de piedad usa, Dad lugar à que la lleve.

Dadle vos à que discurra La razon y à que obre el tiempo, Pues poneis en aventura, Si llevais à Sol ahora, Nuestras vidas y la suya.

DONA SOL.

Pues don Juan no ha de ir sin mi; Que quiero que nos conduzca A un fin una misma vida O una misma sepultura. Figurad casa movible Del mar, á quieu aseguran Los cabos que la apuntalan, Las ancoras que la fundan, Las ancoras que la fundau,
Edificio tan viviente
Sobre la salada espuma,
Que impulso proprio le alienta
Y aura vital le estimula;
Que ave de pino con alas,
Bajel del viento sin plumas,
Por regiones de agua vuela,
Y pièlagos de aire surca;
Tan movible albergue, cuando
De lino y leños se ayuda,
Que va caminando siempre
Con los mismos que la ocupan,
Porque es à sus moradores
Casa siempre tan conjunta. Casa siempre tan conjunta, Que ellos no pueden mudarse Si ella tambien no se muda; Si ella tambien no se muda;
Tan leal siempre y tan firme,
Sin desampararios nunca,
Que hasta hundirse ó deshacerse
No hay peligro que no suña.
Pues don Jaime, yo y don Juan,
En dos almas, que son una,
Somos nave y marinero
Que en tanto golfo fluctha;
Yo son ha casa portáil Yo soy la casa portatil En que él vive y en que él triunfa De tantas sucrtes de miedos, De tantas olas de lujurias ; En la tierra es ya mi llanto Océano que la inunda, Y adonde fuere yo, ha de ir; La embarcacion no se excusa,

Y es fuerza que con él vaya Su pobrecilla chalupa, Contra quien tanto elemento En tanto mar se conjura. Mas no importa, él vive en mi, Y yo soy casa tan suya, Que tengo de ir donde él fuere, A pesar de mayor furia; Porque no le he de dejar Hasta que, en igual fortuna, Las rocas me hagan pedazos O los abismos me handan.

DON JAIME. Ved, Señora, que á quedaros Os obliga la cordura; Que si os vais los dos, es fuerza Que os sigan y que os descubran, Y que don Juan muera entonces.

DON JUAN. Don Jaime, nadie presuma Que el deseo de la vida Tan engañoso me adula, Que yo me vaya sin ella, Y deje mi honor en duda.

DOÑA SOL. ¿Cómo en duda? Luego ; en mi Son posibles las calumnias? Luego ¿este sol tendrá eclipses Por muda zas de la luna? Luego ¿ escuadrones formados, Que vibrado fresno empuñan, Que ciñen luciente alfanje visten morisca aljuba; Etna que incendios aborte, Nube que rayos escupa, Con truenos que al firmamento Estremezcan las columnas, Osarán á mi constancia? Véte, y verás cuán segura Armadas huestes desprecia Y fuerzas de reyes burla. Yo quedo conmigo misma. Véte, digo, y no atribuyas Este aliento á confianza Ni este valor à locura.

DON JUAN. Muy bien dices; pero advierte... DON JAIME.

Don Juan , sin tardanza alguna Os habeis de ir.

Yo ire donde Por unos dias me encubra, Con que vos os encargueis De mi bien.

Don Jaime os jura Ser guarda de su recato, De atenta, tan importuna, Que, siendo ella sol, y yo Aguila, que no se ofusca, Examinarán mis ojos A rayos de Sol tan pura.

DON JUAN. Pues yo buscaré, luz mia, Ocasion mas oportuna Para llevarte conmigo; Tú verás qué poco dura La ausencia. Abrázame abora.

DONA SOL.

Ay, don Juan, que el sol se anubla! DON JAIME.

Porque vuestra ausencia crean, Pudiera Sol, con industria, Traer consigo à Costanza.

DONA SOL. Si la traeré; que ella gusta De estar conmigo unos dias.

DON JAIME. Pues don Juan se vaya.

poña sol. Suban Hasta el cielo mis suspiros. Justicia, amor; que me hurtan El mejor tiempo á mi vida.

DON JUAN.

En habiendo coyuntura, Vendré à verte. Adios, mi bien. DONA SOL.

Mira que á mi centro acudas.

DON JUAN.

Tù eres un sol que me abrasas. BOÑA SOL.

Tù un astro que al sol ilustras. DON JUAN.

Tú la causa de mis dichas.

DOÑA SOL. Tú el dueño de mis venturas.

DON JUAN. Yo soy tu esposo y tu amante. DOÑA SOL.

Yo esposa y esclava tuya.

# JORNADA SEGUNDA.

Salen INES y DOÑA COSTANZA.

DONA COSTANZA. Diréte, Inés, lo que sabes; Porque mientras lo repito, Parece que lo acredito.

Pues empieza, porque acabes; Que decirme lo que sé Es darme encono.

DOÑA COSTANZA. En efeto Se fué don Juan con secreto. Y yo, despues que se fué, lluéspeda de Sol estoy

Aqui en su casa. INÉS.

Adelante. DOÑA COSTANZA. Temo que es don Juan su amante.

INES. (Ap.) Leal, aunque esclava, soy: No be de decir lo que sé, Pues no digo que es su esposo ; Mas basta hacer un engaño Al Principe, tan extraño

DOÑA COSTANZA. Quiso el Principe, celoso, Matarle. Don Jaime à mi Me ha dado de todo cuenta; Por eso don Juan se ausenta, Pero está cerca de aqui. Yo pues , que con tal porfia Gasarme con él pretendo , No sé si, necla, defiendo En su persona la mia; Al Principe el medio era Que Sol le hablara y quisiera, Y ella, en fiu, no le ha de hablar; Porque él piense, aunque engañado, Que tiene à Sol reducida, Y así don Juan tenga vida Que este solo es mi cuidado, Hurtándole à Sol el nombre,

EL-DOCTOR FELIPE GODINEZ.

A hablarle de noche vengo A habiarie de noche vengo Al jardin, y le entretengo, Como ya ves. No te asombre Que, hablandome, haya creido Que soy Sol; porque, demás Que no ha hablado à Sol jamás, Sino de paso, yo he sido Sino de paso, yo he sido
Tan sagaz, que, por poder
Engañarle mas segura,
Busco noche tan obscura,
Que ni el bulto pueda ver.
Yo pues junto desta fuente
Hablo al Principe y le digo
Que soy Sol. Tù eres testigo,
Que siempre te hallas presente,
Que no falto à mi decoro; Que si mi honor peligrara, Que si mi nonor pengrara, No, Inés, no lo aventurara Por don Juan, porque le adoro. Él, en efecto, que entiende Que le habla Sol, ya no extraña Los favores, y se engaña Con lo mismo que aprehende; Que en sola la aprehension, No en si mismo, està el contento. Gozo es decir humo y viento; O nada ó mentira son Los bienes de amor, Inés, Pues, engañada la idea, No está el gusto en que lo sea, Sino en pensar que lo es.

INES. Costanza, todo lo advierto. ¿Queda mas?

DOÑA COSTANZA. Su alteza, en fin, Me ha bablado en este jardin Tres noches, y está muy cierto Que hablando con Sol está; De modo que así ha tenido La dicha de haber creido Que Sol favores le da. Con que, en ardid tan extraño, Lograrémos yo y su alteza, El su engaño en mi fineza, Yo mi fineza en su engaño.

Sale DON JAIME.

DON JAIME.

Sin que me sientan he entrado. Todo la industria lo pudo; Mientras el silencio mudo Recatos presta al cuidado; Que, guardando ajeno honor, Ŝi es ajeno el de mi amigo, Las sombras del miedo sigo Con los pasos del temor, Adonde el ardid se atreve, Fiado á noche tan ciega; Que el sol hay noches que niega La luz que á los astros bebe; Porque há tres que, á mi pesar, Al Principe, aun no lo creo, Argos desdichado, veo En este jardin entrar. Ojalá averigüe aqui Si es firme Sol como bella; Que no ha habido culpa en ella, Como no hay descuido en mi.

Sale EL PRINCIPE.

PRÍNCIPE.

Gran dicha fué hallar abierta La puerta; gócese el fin De mi dicha en el jardin , Que me diò franca la puerta. Sol mia , ahora veré La verdad que tu amor tiene.

INES. Costanza, el Principe viene. DOÑA COSTANZA.

Pues no te-vayas.

No haré.

PRÍNCIPE.

Gente hay aqui. ¿Es doña Sol? DONA COSTANZA.

Sol soy. Habla sin recelo.

DON JAIME. (Ap.) Sol dice que es. Vive el cielo, Si es natural arrebol La vergüenza en una dama, Sin luz ni arrebol está Este cielo; que no hay ya Fe ni verdad en quien ama.

PRÍNCIPE.

Pues determinado vengo. Al salir de tu jardin, Vi anoche un bulto, y en fin, Hablo claro, celos tengo. Temo que es don Juan, á quien No habló don Jaime, ó no quiso; Que ambos andan sobre aviso, Pues que se guardan tan bien. Vengo pues determinado A no perder la ocasion; Que esto es dar satisfaccion De una vez á mi cuidado.

DOÑA COSTANZA. No tengais celos; que os quiero Mas que á mí, y es temor vano Que un principe soberano Los tenga de un escudero. Vos sois mucho mas galan Que todos, y yo. Señor, No tengo á don Juan amor; Que no os compite don Juan.

DON JAIME. (Ap.) El daño es cierto. ¡Ay, amigo, Qué buena cuenta que di De tu honor!

PRÍNCIPE. Sol, si hasta aqui He sido cortés contigo Ya, sin el último empeño, No creeré que à mi me quieres. Dueño de ti misma eres; Hazme de ti misma dueño.

DOÑA COSTANZA. (Ap. Válgame aquí la cautela.) Señor, quien de veras ama, Mas los riesgos de la dama Que los del honor recela. Costanza pues es ahora Mi huéspeda; yo os prometo Que està cerca, y el secreto De mi amor y el vuestro ignora. Apenas por el oriente Saldra el sol cuando se vaya; Podrá ser que ocasion haya Mejor la noche siguiente. Venid entonces, pues es Honor de quien os adora. (Ap. Remédiese el daño ahora; Que otro ardid habrá despues.)

PRÍNCIPE. Oye, la noche que viene Quiero lograr mi ventura; Tanto mi amor te asegura.

DON JAIME.

Atajar esto conviene Con prudencia y discrecion; Que, aunque en Sol el vil intento Pasa ya de pensamiento, Aun no llega á ejecucion.

PRÍNCIPE. Cerca me has dicho que está Costanza. Adios; que, en efeto. A ti te importa el secreto.

DON JAIME.

El Principe se fué ya. Estoy, vivê Dios, aquí Por tomar de Sol venganza; Mas ha dicho que Costanza Estaba cerca de allí. Voyme; que quizá darán Los cielos traza mejor Para preservar su honor Y defender a don Juan.

(Vase.)

INÉS. Costanza, ¿ qué estáis pensando? DOÑA GOSTANZA.

Inés, otro nuevo ardid Para quietar à su alteza. Téngole pues de escribir, Firmandome doña Sol, Pues ya ser ella fingi, Que Costanza no se ha ido; Que no tiene que venir.

INES.

Bien puedes ; que él no conoce (Yo sé bien que esto es asi) Ni tu letra ni la suya.

DOÑA COSTANZA. Todo es temer y fingir.

Sale DOÑA SOL.

DONA SOL. Mientras don Juan me desvela, No sé qué rumor senti, Si quien sus ausencias siente,

Puede otra cosa sentir. Vientos, si fuisteis suspiros, Y acaso á saber venis Si me acuerdo de mi esposo, Volved, decidle que si.

DOÑA COSTANZA. Sol es esta. - Sol, ¿ qué buscas?

DOÑA SOL. Costanza, ¿ tú estás aqui?

DOÑA COSTANZA. Ay, amiga! Parecióme (Ap. Aquí es forzoso mentir) Que escuché à don Juan, y vine, Por no despertarte à ti, Con Inés, á ver quién era.

DONA SOL

¿ Qué dices? ¿ En mi jardin Don Juan de noche? (Ap. Ello es fuerza Disimular y sufrir.)

DOÑA COSTANZA. Pensé que à mi me buscaba. ¿Quieres recogerte?

DOÑA SOL.

Si: Mas no, ya me he desvelado. Tú sola te puedes ir; Que yo con Inés me quedo.

DOÑA COSTANZA. (Ap.) Bien de ambos riesgos sali,

INES. Ay, Sol, pasos he sentido!

> DON JUAN'Y NEBLI, como que saltaron.

Ya estamos en el jardin. ¿ Qué habemos de hacer ahora? DON JUAN.

No dejará Inés de abrir, Si llamas à aquella reja Que està enramando un jazmin.

DONA SOL. Inés, ¿ qué haré? Yo estoy muerta , Ni acierto à bablar ni à huir.— ¿Qué es esto? ¿ Quién va ? DON JUAN.

Luz mia!

DOÑA SOL.

Mi don Juan!

NEBLÍ. ; Inés! INÉS.

¡ Nebli!

NEBLI.

¡Señora!

DONA SOL. Yo estoy turbada Desta novedad. Decid, ¿Cômo habeis venido?

DON JUAN.

Sol, Yo vengo à verte y vivir Pues me tienes acá el alma. Tú ¿cômo estabas aquí?

DOÑA SOL.

Esta fuente, estos arroyos Te darán nuevas de mi, Pues tienen lengua las aguas. Arroyuelos, que reis, Alegres de mi ventura; Fuente, que á aquel alheli Das aljófar, murmurando Entre dientes de marfil; Don Juan, quiza coidadoso, Verdades viene à inquirir. Aguas, pues que sois tan claras, ¿Por qué no se lo decis?

DON JUAN.

Yo en troncos de un bosque escritos Textos tengo mas de mil, Verdades dejo que crezcan, Por eso las escribi En troncos, cuya alma misma, Con impulsos de sentir, Vivientes lágrimas abre Vegetativo buril. Escrito està de mi letra En la corteza infeliz De un álamo negro : «Yo Tengo el corazon así;» Y en la de un olmo, con quien Está casada una vid: « Maldiga el ciclo la mano Que os quisiere dividir.» ¿Cómo no me dices nada De don Jaime?

DONA SOL. Ayer le vi. Y me miró muy severo. Debiose de arrepentir De haber sido tan piadoso; Mas no me espanto; que, en fin, Tiene al Principe enojado.

DON JUAN.

Eso puedes presumir De don Jaime? El me dió vida, Y pieusa que se la di.

Mejor es que yo me engañe; Pero lo erraste en venir Esta noche, que Costanza Es mi huéspeda; y asi, Te has de volver.

DON JUAN. No, bien mio; Que en el celestial zafir Es ya el alba precursora Del mas bermoso rubi.

Mira el riesgo á que te pones.

DON JUAN.

Muy bien me podré encubrir Por un dia de Costanza, Oculto en tu camarin, Por verte á hurto algun rato.

NEBLÍ.

Sol, ya don Juan no se ha de ir; Que el sabe ser tan secreto, Que todo cuanto le oi Suspirar en esta ausencia, Lo ha suspirado en latin, Bien que haciendo ambos un duo. Como el agua en el anís; Que dejé mi amor en cierne Tambien yo cuando me fui. Yo maestro de un cuquillo, Y él de un jilguero aprendiz, Don Juan cantaba por Sol, Y yo entonaba por Mi.

DONA SOL.

Digo, don Juan, que te quedes; Ya no quiero resistir. Por si han sentido rumor, Llegue en público Nebli, Como que busca a Costanza. Tú à mi me puedes seguir.

DON JUAN

(Ap. ; Que esté Sol tan à deshoras, Con lnès, en el jardin, Y que resista el quedarme! ¡Oh, cómo suele ser vil La imaginacion humana.) Bellisimo serafin, Un primer impetu ha sido; Perdona , si te ofendi.

(Vanse dona Sol y don Juan.)

INÉS.

Nebli, ¿no me dices nada? NEBLI.

Ines, quiero irme à dormir; Que he andado toda la noche En un tejado ó rocin Consultado en caballero.

INES.

Apenas te conoci, Cuando te fuiste à aventuras, Escudero de Amadis; ¿A qué ha venido tu amo?

NEBLÍ.

Hace frio, aunque es abril, Y viene à buscar el sol. Si hay acaso por ahi Algun planeta traido, Que à mi me pueda servir, Tambien me parió mi madre, Como la suya al Sofi.

¿ Has cenado?

NEBLÍ.

No, por Dios, No, por Dios,
Si verdad he de decir.
Yo tengo sed, hambre y frio.
¿Tienes algo de pernil,
Como un trago de lo caro?
Porque esto de san Martin,
Segun lo que abriga, siempre
Tiene capa que nartir. Tiene capa que partir.

INES.

¿Pásaslo muy mal?

NEBLI. Muy mat:

INES.

Lastima tengo de ti. Vamos; que te quiero dar Los blancos de una perdiz Y lo tinto de una bota.

NEBEL.

¿Quien te regala?

Nebli, El Principe, mi señor.

NEBLÍ.

¡Válgame el señor san Gil! ¡Pésia mi abuela, qué vida Se rompe en este país! Sol habrá dado en el chiste, Su alteza gasta gentil; Inesilla, como boba, Querra comer y vestir, Y don Juan anda arrastrado, Como otro fray Juan Guarin, Marido muy criminal, Contra el intento civil. Bien haya cuerdos de ahora : Que lo que en tiempo del Cid Se llevaban las terceras, Toman ellos para si.

Salen EL REY y DON JAIME.

en palacio.

Señor, doña Sol se fia De mí y de vos. Justa ley Es que la defienda un rev De un principe que porfia; Y asi, a avisaros envia. Tan honrada como bella. Que esta noche quiere vella Su alteza determinado. (Ap. Con este ardid he mirado Por don Juan, por mi y por ella.) REV.

Sol tiene gran calidad; Eu fin, ¿ defiende su bonor Del Principe?

DON JAIME.

Si , Señor. (Ap. ¡Ojalá fuera verdad!)

Qué ciega es la voluntad, Pues crece en la resistencia!

DON JAIME. (Ap.) Diciendo al Rey que es violencia, Le obligo à que lo repare, Y si él no lo remediare, Yo haré mayor diligencia.

Don Jaime, el Principe viene. Idos; advertido quedo. (Vase.)

#### Sale EL PRINCIPE.

PRINCIPE.

Noche, que prestas al miedo Las sombras que tu horror tiene... Mi padre está aquí; conviene Disimular mi esperanza.

REY.

En fin, ¿ no hay en vos mudanza? PRÍNCIPE. (Ap.)

Sol, bermosura del dia, Esta noche serás mía , Sin que lo impida Costanza,

Una carta he recibido De la Infanta, vuestra esposa, Y está de vos tan quejosa, Como yo por vos corrido. Amigo vuestro, os lo pido Si , rey y padre , os lo mando; EL DOCTOR FELIPE GODINEZ.

Que es mandar y estar rogando, Aunque es accion mal segura Poner en cerviz tan dura Yugo de imperio tan blando. Y si Sol no os da ocasion, Y llega à tal vuestro exceso, Que la preferis por eso A una infanta de Aragon, Tomaré resolucion Con vos y con ella,

PRÍNCIPE. Habla de mi amor tan bien, Que esto os ha dicho?

Parece Que, en vez de acabarse, crece Vuestro amor con el desden.

PRINCIPE Pues si crece à mas esfera Con los desdenes, no useis be ellos con Sol, si quereis, Señor, que menos la quiera. Quien la ofende en vano espera Que yo me mude jamás; Que yo me mude jamas;
Mas volverá un rio atrás
De lo que hasta allí ha corrido
Cuando agua le han añadido,
Con que es fuerza correr mas.
Sed pues con Sol mas clemente;
Quizá cesando el rigor,
Quitareis fuerza al amor
Y raudal á la corriente;
Rio es mi amor, si no es fuente,
Que no puede atrás volver.
Una de dos ha de ser:
Vo dejo à ynestro alhedrio. Yo dejo á vuestro albedrio Que quiteis el agua al rio, O que le dejeis correr.

Cárlos, las fuentes portian . Manando siempre ; á la mar

Manando siempre; a la mar Van los rios sin parar; No así los gustos se guian. Muchos que abora querían, Sequedad despues mostraron, Y de amar se retiraron; Luego, aun amando, no fueron Rios, pues atras volvieron, Ni fuentes, pues se secaron. Segun esto, ; qué sera Amor? Un arroyo breve, Que correra mientras llueve, luego se acabará. Tal vez, cristal puro, va Corriendo del monte al llano, Y es, aunque presuma ufano Que su caudal será eterno . Censo que impuso el invierno Y lo redimió el verano. Ahora, que por ventura No tengo sed, corre aprisa Amor, y entre falsa risa, Me va ofreciendo agua pura, Mientras el invierno dura; Mas vendrá el estio luego, Y hallaré, si à beber llego, Donde agua el invierno vi, Guijas secas, que de si Esten arrojando fuego. Sol no os quiere, yo to sé; No vais esta noche allá;

PRÍNCIPE. Bien se ve Que hay quien avisos os dé; Mas si ya a saber se pasa Que el sol de noche me abrasa, La relacion no fué cierta;

Que hacerla fuerza será Infame accion.

Que primero me dió puerta En sus ojos que en su casa. REY.

¿Eso es asi?

PRÍNCIPE. Si, Señor. La pasion perdió el respeto Al decoro y al secreto.

(Ap. Sin duda la tiene amor (Ap. Sin duda la tiene amor Don Jaime, y de ajeno honor Hace capa à proprios celos.) Cárlos, escuchad recelos De quieu ser su esposo espera; Porque un celoso se altera De ver azules los cielos. ( (Vase.)

Sale NEBLI, con un papel en la mano.

NEBLI.

Dije á Costanza que vine
A saher de ella. Creyólo,
Y me fió este papel;
Pues no es de Sol, yo me arrojo,
Y se le doy a su alteza.—
Señor, si fuere amoroso El billetillo y de gusto , Ese es el porte que cobro. Su dueño dirá la firma.

PRÍNCIPE. (Ap.)

La firma es de Sol.

NEBLÍ.

El rostro Ha demudado. ¿Hay tramoya?

PRÍNCIPE.

Dice el papel de este modo: (Lee.) Señor: Costanzano ha querido wirse, y yo, por disimular, no he mos-wirado gusto de que se yaya; y asi, whasta que yo le avise, no venga al jar-wdin vuestra alteza, a quien me guarde » Dios, como deseo. - Doña Sol Abarca.»

Esta es traicion, vive el cielo; Sin duda ha vuelto celoso Don Juan en secreto, y yo Por él la ocasion no logro.-¿ Quién eres ?

NEBLÍ.

Señor, un loco, Que suele hablar en juicio; Don Nebli me llamo, y poso En casa de Sol.

PRÍNCIPE.

Pues habla En seso conmigo un poco.
¡Has visto toda la casa
De Sol? Que, annque hoy son escollos
Tanto jaspe y alabastro
Del edificio ya roto,
Hay reliquias de haber sido Palacio de reyes godos.

NEBLÍ.

Señor, hoy la anduve toda; Y tanta grandeza, el oro, No ya enterrado cadáver, Sino convertido en polvo; Cuanto pórfido labrado Y cuanto arteson con oro Hace en su misma ruina Derribado mauseolo. Cuántos torreones altos. Que barrenaban el globo De las estrellas, ahora Son nuestro ejemplo y asombro, Pues con trémula vejez, En unos puntales toscos, Como en báculos, se tienen

Tan caducos promontorios! ¡Qué traidores son los años! Con qué silencio engañoso Hurtan los pasos al miedo Y las crueldades al robo! Clama quien fué à la memoria, Y en vez de oir los sollozos Del lamento, en huellas mudas Dejan monumentos sordos. Ya pues el mayor concepto Ya pues el mayor concepto
De la arquitectura, el mónstruo
Que de la ciencia fué parto,
De la fortuna es aborto;
Quizá porque à tanto olimpo
Como era pasto glorioso,
La tierra fué poco Atlante
Para sostenerle en liombros; Para sostenerie en nombros; Siendo propriedad del cielo Tan miserable destrozo, Desengaño al presumido Y escarmiento al ambicioso.

PRÍNCIPE.

Bien sabes hablar de veras.

Soy poeta y hombre docto. Voy al caso : vi su estrado, Su retrete, su oratorio, Su camarin y aun su cama; Que cuando yo me abochorno De curiosidad, no suelo Dejar roso ni belloso.

PRÍNCIPE.

Y ¿ en qué cuarto está don Juan De Zúñiga?

NEBLÍ.

No conozco Ningun Juan yo. (Ap. ¿Si Costanza Le dió en el papel el soplo?)

PRÍNCIPE.

En este papel me avisan Que Sol le esconde, y que todo Me lo dirá el portador.

Señor (gran peligro corro), Puede ser que este don Juan Esté allí; mas vo soy corto De vista, y no le veria.

PRINCIPE.

Si tuviste buenos ojos Para ver toda la casa Cómo te faltaron solo Para no ver á don Juan?

NEBLÍ.

Oyeme un cuento famoso: Era un cura gran tahur, Pero tan poço devoto, Que por jugar no rezaba. El Obispo, escrupuloso, El Obispo, escrupuloso,
Supo el caso, llamó al cura,
Y dijole con enojo:
«¿Qué es esto? ¿Cómo no reza?»
Y el cura, sin alboroto.
Respondió: «Señor ilustre,
Ya he probado con anteojos,
Ya no veo.» Aquí el Obispo
Replicó luego: «Pues ¿cómo
Ve à jugar, y no à rezar ?»
Y él respondió presuroso:
«Hágame à mi cada letra,
Usia, como el as de oros. Usía, como el as de oros. Y leeré el libro del rezo Como el de cuarenta y ocho.» El cuento se está aplicado, Sin andar por circunloquios, Vi la casa, y no á don Juan; Pues lo que el cura respondo: Haga á don Juan vuestra alteza, Aunque no tiene mal tono,

Tan grande como una casa, Y veréle, aunque veo poco. PRINCIPE.

Di que me diste el papel, Y véte.

(Vase.)

Yo me recojo Con sol, como las gallinas , Porque ellas y yo lo somos. PRÍNCIPE.

¿Qué haré para averiguar Si Sol me engaña? Ya tomo Resolucion : esta noche He de buscar cauteloso A don Juan dentro en su casa, Diciendo que un amor loco El sello rompió al secreto, Sacrilego á tantos votos. Perdone la cortesia; Mi padre está rigoroso, Sol me entretiene ó me burla, Costanza me pone estorbos , Don Juan me ofende, don Jaime Es confidente alevoso. Amor, piedad; que, aunque debo Resistir con pecho heróico, Há tanto que estoy sitiado De enemigos poderosos, Que es fuerza entregar la plaza, Si no me entrare el socorro.

#### Salen DOÑA SOL Y NEBLÍ.

DONA SOL. Qué le dijiste à Costanza, Que se entró tan de repente?

Tử has estado hoy impaciente, Ella noté la mudanza De tu rostro, y fuése en fin : ¡Qué hiciera à haber sospechado Que está todo hoy encerrado Don Juan en tu camarin!

DONA SOL A mi inquietud lo atribuyo; Lo mismo que tú colijo.

NEBLÍ.

Por Dios, que al irse me dijo Que aquel papel no era suyo (Ap. Si don Juan sabe el aprieto En que me vi con su alteza, Me ha de romper la cabeza; No hay cosa como el secreto.)

DONA SOL Ya puedo á don Juan llamar.— Mi bien, blen puedes salir.

Abre la puerta, y sale DON JUAN.

DON JUAN.

Qué malos son de sufrir Los plazos del esperar! Como pajarillo amante En la prision todo el dia, Senti tus pasos, Sol mía, Y canté alegre al instante Que te anunció un arrehol Que por la puerta vi ahora; Y así, saludé al aurora Por mensajera del sol; Pero cuando vi que estaba Costanza contigo hablando, Tambien lloré, imaginando Tambien lloré, imaginando Que mi sol se me nublaba.

Pues no llores, dueño mio; Que este sol, querido esposo, Sale á beher calóroso En tus ojos el rocio,

DONA SOL

Con que se ha refrigerado. Ya vuelvo à decir que llores; Que à estos líquidos amores En el pecho enamorado Aposento les he hecho; Porque lágrimas que son Pedazos del corazon, Bien estarán en el pecho.

Sale INES.

INÉS.

Sol, escondase don Juan. Yo iba ahora á abrir la puerta, Y viendo que estaha abierta, Menos cortés que galan , El Príncipe se entró en casa.

DOÑA SOL. Luego sabrémos qué es esto.-Mi bien, escondete presto.

DON JUAN.

Ya de los limites pasa La violencia; cerca estoy Para acudir, si importare.

Rogando á Dios que en bien pare, Mientras no pára, me voy. (Vanse Nebli é Inés.)

Sale EL PRÍNCIPE.

PRINCIPE.

Sol, sin tu licencia vengo: Sol, sin the fleetica vengo:
Mas si tù al amor la niegas,
Cuándo esperaron los celos
A que les diesen licencia?
En un papel me avisaste
Que esta noche no viniera,
Porque Costanza era estorbo Para cumplir tu promesa. Rompi el secreto jurado. No te pongas tan suspensa Que parece que me escuchas Como quien se hace de nuevas.

DOÑA SOL

Yo adverti à Inés que cerrase, Y mandé que à nadie abriera.

Celoso estoy, no te admires Que contra tu gusto venga; Porque dicen unos celos Lo que callan mil finezas.

DON JUAN. (Ap.) No tengo honor, pues no muero. ¿ Esperaré la respuesta , O tomaré, antes de darla , Satisfaccion de mi ofensa ?

DOÑA SOL. Si á algun villano de Astúrias, A quien jamás la tijera Llegó á emendar con el arte La desmelenada greña, Hubiera, Señor, oido Una injuria tan violenta, Lin desafuero in torne Un desafuero tan torpe, Una atrocidad tan nueva Pensara que no era en ambos Comun la naturaleza; Porque hay hombres de quien dudo Si son hombres ó son fieras. Mas en un principe , en vos, En cuyas heróicas venas Tantos diferentes reyes Tan convenidos se mezclan, Es miedo, es error, es pasmo. Es asombro, es inclemencia, Es injusticia, es infamia, Es tirania, es afrenta . Es temeridad, es ira . Es impiedad, es violencia,

Es alevosia, es furia, Es escándalo, es vileza, Es rabia, es furor : mas ; como Podré reducir à cuenta Podré reducir à cuenta
Todo lo que es, pues no hay
Indignidad que no sea?
¿Yo promesa? Yo papel?
¿Quién tan loco à la alta esfera
bel sol levantara el vuelo,
U osara à tanto planeta
Ver en su ecliptica errante,
Que abrasado no cayera,
lcaro altivo ó Faeton
Despeñado de sus ruedas? Despeñado de sus ruedas?
Yo soy doña Sol Abarca.
El principe es vuestra alteza;
Confesad que es ficcion todo
Cuanto habeis dicho en mi ofensa; Que, con ser la traicion tal, yo ser yo, que en materia De honor no es posible que haya Mas que ser que ser yo mesma , Por ser vos el que lo dice , Yo misma no sé si crea Mas haberla dicho vos Que ser yo incapaz de hacerla.

DON JUAN. (Ap.) Confiada ha respondido; O es conocida inocencia, O es que me parece que es Lo que me holgara que fuera.

De oirte estoy tan confuso, Que sé responderte apenas; Tú misma , no me dijiste En el jardin que te viera Esta noche? Y esta tarde No me escribiste tú mesma Que no viniera hasta tanto Que tú otro aviso me dieras? Pues ¿cómo así me respondes?

DON JUAN. (Ap.)

Ea, mi desdicha es cierta. Yo and la hallé en el jardin? Ano me persuadió la vuelta? No me resistió el quedarme? No me habló mal de la ausencia De don Jaime? Pues ¿ qué aguardo?

DOÑA SOL La admiración no la deja Articular á la voz Ni el uso libre á la lengua. ¿ Yo os be hablado en el jardin? Yo os he escrito?

PRINCIPE.

Espera, espera,
No prosigas. Vive Dios,
Que son ciertas las sospechas
be mis celos, y que tengo
De averiguarlos; que es fuerza
Que te esté escuchando alguno,
Pues hablas de esa manera.

DON JUAN. (Ap.) Por eso lo está negando; Vive Dios, que es evidencia, Pues sabe que yo la escucho. Vil mujer, ¿à qué me fuerzas A que te mate y me maten? ¡Oh, lo que siento que mueras! Su alteza, que no se ha ido, Cuando mi honor me da priesa, Te da esto poco de vida; No sé si se lo agradezca.

PRINCIPE. Entremos à ver tu casa; Vén conmigo.

> DONA SOL. (Ap. ; Ay, Dios, que si entra,

EL DOCTOR FELIPE GODINEZ.

Y ve á Juan, ha de matarle!) ¿Donde vais?

PRÍNCIPE. Toda he de verla,

Vive Dios.

DON JUAN. (Ap.) Necio respeto

Me detiene.

DON JAIME. (Da golpes dentro.) Abran las puertas, O las echaré en el suelo. DON JUAN. (Ap.) Voz de don Jaime es aquella.

DON JAIME.

¡Abran aqui!

PRÍNCIPE. ¿Quién da voces?

#### Sale DON JAIME.

DON JAIME. ¡Qué graciosa resistencia! Yo puedo allanar la casa; Que traigo órden de su alteza.-Señor, ¿vos estáis aquí? DON JUAN.

Oh amigo, á qué tiempo llegas!

¿Qué es esto? ¿A qué habeis venido? DON JAIME.

(Ap. Aqui ha de entrar la cautela.) Señor, como soy tan vuestro, Senor, como soy tan vuestro y dicen que teneis queja Porque no maté à don Juan, Vengo à hacer la diligencia Con diez valientes soldados, Porque una espia secreta Me dijo que estaba aquí. ( Ap. Buen amigo soy; que mientras Don Juan está allá seguro , Yo le excuso acá su afrenta.)

DON JUAN. (Ap.)

Luego ¿Sol no le engañaba? ¡Hay tal traicion!

DOÑA SOL. (Ap.) Luego ; eran

Verdad mis miedos?

PRÍNCIPE.

Don Jaime,

Allanad la casa y vedla; Entremos juntos.

DOÑA SOL ¿ Qué es esto?

Asi en Navarra respetan La casa de doña Soi? Yo iré, y cerraré la puerta Por de dentro.

Hace que cierra la puerta, y ábrela con impetu, y sale DON JUAN.

DON JUAN. Aparta, enemiga; Vo la abriré y saldré fuera, Si con todos los candados Del mismo infierno las cierras. Don Juan de Zûñiga soy.

PRÍNCIPE. Hay semejante insolencia!

DON JUAN.

¡ Vive Dios, que estaba aquí!

DON JAIME.

; Notable desdicha es esta!

DON JUAN. Verdad os dijo la espia, Don Jaime, aqui estoy.

DON JAIME. (Ap.) El piensa Que soy desleal amigo;

Mas, como yo no lo sea, Piénselo ahora, no importa. PRÍNCIPE.

Tanto el enojo me ciega, Que he enmudecido.—Matadle. DON JUAN.

Mataráme vuestra alteza Despues que yo mate á Sol.

DONA SOL.

Mi bien, esposo (;estoy muerta!), No me espanto, si has oido Al Principe, que te tengan Temeroso sus palabras, Por no decir sus quimeras; Pero matame, bien baces, O'me mataré yo mesma, No porque yo te he ofendido, Sino porque tú lo piensas. Señor, don Juan es mi esposo; Ya lo digo, que ya es fuerza.

DON JUAN.

Oh cruel! Antes ahora Callarlo era mas prudencia, Por no revelar la infamia Cuando el secreto revelas Mas ya, en efecto, lo has dicho; Y asi, mi venganza vea Quien ha sabido mi agravio.

DON JAIME.

Tenéos, don Juan.

DON JUAN.

Solo resta Que un falso amigo me estorbe.

PRÍNCIPE.

Mucho debo à mi paciencia O á mi admiracion.- Don Jaime. Haced que al punto le prendan.-Don Juan, yo os dije una noche, Testigos son sus estrellas, Que no hablásedes á Sol; Pues ¿ cómo, sin mi licencia, Os casasteis en secreto? No quiero esperar respuesta,-¿ Qué gente teneis, don Jaime?

DON JAIME.

Diez de la guarda.

PRÍNCIPE.

Pues ea Vayan con don Juan los ocho; Que los otros dos se quedan Con doña Sol, porque quiero Que en su casa quede presa.

DOÑA SOL.

¿ Por qué me prendes à mi?

PRINCIPE.

Por qué? Porque, siendo deuda De mi casa, te casaste Antes que yo lo supiera.

DON JUAN.

Aquí me han de hacer pedazos Primero que lo consienta. Sol ha de venir conmigo.

PRINCIPE.

A no estar en su presencia, Yo mismo os diera la muerte.

DOÑA SOL.

Déjate prender, no temas; Que tiempo habrá que te vengues, Cuando mi verdad no creas; Y rey hay, aunque le llaman, Por la omision con que reina, El Encerrado don Sancho. A pesar pues de apariencias,

Vé seguro de mi honor; Que, si ofendido te hubiera, Supuesto que me importaba, La colpa ya descubierta, Tener quien me defendiese, Claro está que no quisiera, Por satisfacerte à ti, Desobligar à su alteza.

DON JAIME. Don Juan, ved que esto es forzoso.

BON JUAN.

Apelo á Dios de la fuerza. Rey tenemos en Navarra.

DOÑA SOL.

Yo daré de esto al Rey cuenta. Tú da treguas á la duda; Que, no dando mas que treguas, Sí no te están bien las paces, Volverás luego à la guerra.

PRÍNCIPE.

Prevenir quiero el peligro. -Don Jaime!

DON JAIME. | Senor! PRÍNCIPE.

No sepa Mi padre que están casados, Si es que el vivir no os da pena. Quédense con Sol dos guardas, Que salir no la consientan, Porque no avise à mi padre.

DON JAIME. Vamos, don Juan. (Ap. No es prudencia Decirle culpas de Sol Hasta ver si se remedian.)

DONA SOL.

Ay, qué amor tan desdichado! PRÍNCIPE.

; Ay, qué ingratitud tan bella! DON JAIME.

¡ Ay, quién os mostrara el alma! DON JUAN.

Ay, que à un tiempo me hacen guerra Un rey que de nada cuida, Un principe que gobierna , Una mujer que me agravia Y un amigo que me niega!

# JORNADA TERCERA.

Salen DON JUAN Y NEBLI.

NERLI. Don Juan, quéjate de quedo ; Preso desde anoche estás, Y tales suspiros das, Que à las guardas pones miedo; Y dicen, muy vigilantes, Que sus pesadumbres son, À fuer de descomunion, Que son de participantes. Jaime babló al Rey, y quizá Por órden suya, en un coche Llevó á doña Sol anoche A su quinta , adonde está ; Que dió al Rey tanto cuidado El caso de mi señora . Que le han de llamar ahora Don Sancho el Desencerrado.

DON JUAN. Dėjame, por Dios, Nebli.

NEBLÍ.

Calla; que quizá no es cierto. Hoy vi las flores del huerto,

cuando las vi, especto de tu esposa, y pureza en la azucena nestidad en la rosa. nestidad en la rosa, i al sol entre nublados, n mi presencia llovieron cristales, que fueron, orazon desatados, res derretidos. lo menos serian mas las que corrian, las los detenidos.

DON JUAN. s aquel don Jaime?

> NEBLÍ. Él es.

DON JUAN.

véte.

NEBLÍ. Voyme à la quinta, la presa y la pinta; alla esta tambien Inés. (Vase.)

#### Sale DON JAIME.

DON JAIME. nan, el Rey os espera, os quiere hablar muy espacio; estais, id à palacio.

DON JUAN.

ey á mí?

DON JAIME. to desde anoche pasa cho al Rey; y así, vengo orden suya, y la tengo, ne os vais à vuestra casa; que, aunque hubiera importado toda la verdad, e dicho à su majestad on Sol estàis casado, ne asi me lo previno incipe, y no conviene r tanto à quien tiene ey su proprio destino. n fin, sin dificultades s vos libre, y yo quiero tros de mi primero os diga otras novedades. os diga otras novedade areis que, arrepentido aros vida, os busque restra casa, y no fue, luan, todo aquel ruido ne pensais, vive Dios; encia fue forzosa, mardar à vuestra esposa, or mataros á vos; ballé para prenderos i huho secreta espia, presumir podia ntonces pudiera veros; i venistes, y á mi ne enviastes á avisar, no pude yo pensar estabades vos alli? i en esto me agraviasteis, o ir à buscaros no, ne à vos os hallé ro ne vos sin mi os hallasteis; esto pues que no fuera discurso haber creido ublérades vos venido e yo no lo supiera, està que no mataros enderos intentaba, es cierto que os buscaba do no pensaba hallaros.

BOX JUAN. Jaime, si os debo mucho, DD. C. DE L .- 11.

Todo pienso que os lo pago, Pues de vos me satisfago Con solo lo que os escucho; Supuesto pues, ya lo advierto, Que por matarme no fuistes, Que por matarme no fuistes, Algo sin duda supistes De mí y de Sol, y si es cierto, Y sois verdadero amigo, ¿ Cómo me callais mí afrenta? Cómo lo mismo no intenta Mi honor con vos que conmigo? Si fuimos uno hasta aqui, Y un amigo en otro está, Cómo otro yo no sois ya, Y no obró en vos como en mi? Don Jaime, en vos hay mudanza; No estoy ya en vos, vive Dios, Pues estoy en mi, y no en vos, Tratando de mi venganza.

DON JAIME.

DON JAME.

(Ap. ¿Qué haré, que hasta ahora en fin Su agravio efeto no tiene? Sin novedad, no conviene Decirle lo del jardin.)
Por Dios, don Juan, que me espanto En que discurrais tan poco; El Principe, de amor loco, Anoche lo estuvo tanto, Que entró en vuestra casa, y yo, Que gnardarla prometí. Con aquella industria foi Solo por saber que entró; Vos sois muy gran caballero, No puede en accion ninguna Correr vuestro honor fortuna. Correr vuestro honor fortuna,

DON JUAN.

Jaime, el honor verdadero, Sé, en buena filosofía, Que de la virtud procede, Y que la virtud no puede Ser en mí sin accion mia; Mas el mundo desordena Tan ciego esta rectitud, Que hay honor que no es virtud, Pues pende de accion ajena; Y siendo dicha en rigor.
Y siendo dicha en rigor.
Y no honor, lo que no adquiere
Por si mismo el que lo quiere,
Dice el mundo que es honor,
Y llega algun virtuoso
A tan infeliz estado, Que es virtuoso, y no honrado, Solo porque no es dichoso.

DON JAIME.

Pues eso no os toca à vos. Vamos à lo que hay de nuevo; Que no sé cômo me atrevo A deciroslo, por Dios. El Rey habló en mi presencia Al Principe, y él le dijo Señor, yo soy vuestro hijo, Y se que os debo obediencia; Mas ya con resolucion Os quiero desengañar : No, no me pienso casar Con la infanta de Aragon, Antes lo he de hacer de suerte, Que à Sol pueda dar la mano. Conforme à lo cual, es llano Que piensa daros la muerte Para casarse con ella,

DOX JUAN.

¿Qué decis?

DON JATHE. Que à él le està bien Ser dueño de un sol con quien El del cielo aun no es estrella; El Rey pues, muy ofendido De que por Sol no se case, Me mandó que la llevase

A mi quinta sin ruido, Donde ella está cuidadosa, Porque desde anoche intenta Dar al Rey de todo cuenta, Y decir que es vuestra esposa ; Mas no la han dado lugar, Y como he dicho, también Callé yo, porque no es bien Dar à su alteza pesar. Vos veréis al Rey ahora; Habladle claro, no sea Que algun grave mal se vea, Porque el casamiento ignora.

DON JUAN. Fuerza es ir do el Rey me llama, Pero conviene al suceso Verme con Sol antes de eso.

DON JAIME.

¿ Qué pretendeis?

DON JUAN. Ya la fama

Habrá dicho su prision; No sepa que soy casado El Rey, que no es acertado, Don Jaime, en esta ocasion; Antes veré á Sol, y de ella Sabré por qué el Rey la prende.

DON JAIME. Si ya el Principe pretende, Don Juan, casarse con ella, Muy facil es de saber.

DON JUAN. (Ap.) Puede ser que el Rey me impida Que yo quite à Sol la vida, Si la ve que es mi mujer; Despues de muerta, sabra Mi justicia y mi venganza A un mismo tiempo:

DON JADRE.

Costanza Pienso que à la quinta ra A ver à Sol, como amiga, Bien que tampoco ha sabido Que ya sois de Sol marido, Ni es bien que yo se lo diga, Por no ver su sentimiento; Yos, por mi volo, al instante Ved al Rey; yo voy delante Por saber bien el intento Del Principe; que ya es tarde, Y temo algun accidente.

DON JUAN. Yo veré muy brevemente Al Rey y à Sol; Dios os guarde. (Vase don Jaime.)

Antes que à Sol llegue à ver, Consultad, honor, coamigo A qué voy y à que me obligo, Que debo decir y hacer; Que, o Sol lo dejó de ser, O en nube densa, luz rara De virtud no se declara; Que tal vez la verdad pura, Para el que la ve està oscura Pero en si siempre està clara. Dice Jaime que su alteza Pretende, quiza no en vano, Matarme, y darle la mano; ¿Qué diré de esta fineza? Diré, ojata con certeza, Que es consecuencia forzosa, Pues tan ciega mariposa Arde el Principe en su llama, Que ella no quiere ser dama, Pues el la pretende esposa. El dos veces afigmo Lo del jardin y el papel, Y ella, confiada, a el Otras dos se lo negó.

Sí, pero oyéndolo yo.
Negar, fué miedo al castigo;
Sí, pero como ella, digo,
Sí asegurarse quisiera,
Que mas segura estuviera
Con su alteza que conmigo;
Pues ¿ cómo à mi me obligaba,
Y no al Principe, con quien,
Sí ambos se querian bien,
Libre à mi pesar quedaba?
Mas la culpa, que es esclava,
Tiene esa vil sujecion,
Porque, de su propria accion Porque, de su propria accion Naturalmente forzado, Está cobarde el pecado Delante de la razon. Yo vi à Sol en el jardin , Y si estuvo en él su alteza La ocasion... Mas no hay flaqueza La ocasion... Mas no hay flaqueze
Humana en un serafin.
¡ Ay, que la ocasion, en fin,
Rinde la virtud mayor,
Y de su mismo valor
Es escrúpulo forzoso
Que aun antes de ser su esposo,
La debi imperios de honor!
Grosero argumento ha sido;
Mas niguna mujer cuerda Mas ninguna mujer cuerda
A si el respeto se pierda
Con quien no es ya su marido;
Que al que serlo ha prometido,
No es obligarle, autes es
Desde alli para despues
Dejarle desobligado, De proceder confiado, Y de presumir cortés Yo voy, haya o uo evidencia, Que aquí el rigor no es exceso, A fulminar el proceso Y á ejecutar la sentencia ; Venga Sol à la presencia Del juez, como delincuente, Y sea eterno su occidente, Si han sido ciertos mis celos; Pero ¡defendedla, cielos, Si es verdad que está inocente!

Salen DOÑA SOL, DOÑA COSTANZA É INES.

DONA SOL. Seas, Costanza, bien venida. DOÑA COSTANZA.

Sol, aunque anoche me fui, Porque todo ayer te vi U cansada û desabrida, Hoy supe que hubo en tu casa Anoche un grande ruido, Pero no lo que habia sido, vengo à ver lo que pasa. Y por qué causa estás presa En esta quinta,

Costanza, Ya harê de ti confianza, Si es que de mi mal te pesa; El Principe..

> DOÑA COSTANZA. (Ap.) Mi papel

Entra aqui.

DONA SOL. A don Juan balló Anoche en mi casa. (Ap. Y yo, Que estoy casada con el. Quiero decirlo.) Halló, digo, A don Juan, que muy secreto Vino à mi casa.

DOÑA COSTANZA. En efeto Don Juan estaba contigo?

(Ap. ; Ah falsa amiga! Cierta es Mi sospecha, en fin.

DOÑA SOL. (Ap.) Adora

Más ciega á don Juan ahora ; Callar quiero hasta despues. DOÑA COSTANZA.

Pues Sol, yo adoro à don Juan, Pues Sol, yo adoro a don Juar Y si me agraviais los dos, Le hede decir, vive Dos, Que el Principe es tu galan, Y quien no falta quie diga Que le hablaste en el jardin Estas noches; que si, en fin, Eres tú traidora amiga, Yo lo dispondré de modo, Que la marido no sea Que tu marido no sea, Si él ingrato lo desea.

DOÑA SOL.

Ap. Fuerza es remediarlo todo ; Que confirmará el engaño Don Juan si tal le dijere; Yo finjo pues que él la quiere.) Costanza, no es ese daño Que temo yo; él supo que eras Huéspeda mía; y así, Te buscó en mí casa á tí.

DOÑA COSTANZA. ¿ Qué dices? ¿ Hablas de veras? A mi me buscaba?

DOÑA SOL. (Ap.)

No me dés mas ocasion.

DOÑA COSTANZA. Perdóname, Sol; que son Muy vengativos los celos, Y no saben tener ley. Contigo pienso quedarme Esta noche, hasta enterarme Por qué te tiene aquí el Rey.

Sale NEBLI.

NEBLÍ. (Ap.) Costanza está aquí; yo callo, Y disimulo.

DONA COSTANZA. Nebli, ¿Qué buscas? ¿ A Sol?

NEBLÍ.

Te busco, donde te hallo; A verte, desde la torre Don Juan me envia, aunque preso. DOÑA COSTANZA.

Cómo está?

NEBLÍ. Perdiendo el seso; Muy mal viento es el que corre. Figura un bruto en la plaza, Cuando, irritado una tarde, De tanto vulgo cobarde, Feroz se desembaraza, Y súbitamente asido Un alano de la oreja, En la repetida queja Del impaciente bramido, Siente con ansia mayor Hallarse entre su pujanza, Presto para la venganza, Que herido para el dolor; Así con igual afan...

DONA SOL. Necio, excusa el proseguir; Porque no te be de sufrir Que lo apliques à don Juan.

NEBLÍ. (Ap.) Inés, ¿ no es don Juan su esposo? Pues á tiempo me ha dejado, Que, al animal comparado, Era aquí moy peligroso.

DOÑA COSTANZA. Qué largo es este jardin! Forman una selva oscura Las plantas, cuya espesura, Que se dilata hasta el fiu, Quizá con mas sombras hoy, Retrato el miedo dispone.

DONA SOL. Ay Costanza! el sol se pone, Temiendo la noche estoy.

DOÑA COSTANZA.

Sol, con Jaime viene alli Su alteza; yo me retiro.

(Vase.)

#### Salen EL PRINCIPE Y DON JAIME.

PRINCIPE. Don Jaime, con esto miro Por doña Sol y por mi.

DON JAIME Pienso que su majestad A don Juan Ilamó, y entiendo Que ambos os vienen siguiendo.

DONA SOL

PRINCIPE.

¡Oh, cómo es falsa amistad La de don Jaime! ¿Qué harémos! PRÍNCIPE.

Sol, no te vayas, espera.-Salíos los dos allá fuera. INÉS.

Vamos, Nebli, y escuchemos (Escondense.)

Yo vengo aqui (no te alteres) A ofrecerte en mi persona Derecho á la real corona, El modo ya tú lo infieres; Que dar la mnerte á don Juan Que dar la innerte a don adan No es rigor, sino justicia, Pues le avisé, y con malicia Pasó á esposo, de galan. Muera pues don Juan, y luego Serás mi esposa

DOÑA SOL.

Señor, ¿Cómo es ciego vuestro amor, Pues en mí es lince, no ciego? Imaginad, si no pierde Quizá por muy repetida La comparación, asida A un olmo una hiedra verde, Que en recíproca amistad Se unen los dos de tal modo, Que en las partes de este todo No bay union, sino unidad ; Pues cuando á entrambos los liga Tan estrecho abrazo, adonde Ella se tiene, él se esconde, Ella le guarda, él se abriga; Demos que un ingenio duro El olmo cortar espera, Y llevar la hiedra entera Para que sirva en un muro; Entera, inténtalo en vano; No, Señor, no puede ser, Limitóse aquí el poder; Porque esa robusta mano Puede en la union que deshace, Cortar el olmo, y no puede Hacer que la hiedra quede Para que al muro se enlace. Porque ella entre el rigor fiero Se ciñe al olmo tan fiel, Que ningun golpe da en él, Sin que dé en ella primero.

AUN DE NOCHE ALUMBRA EL SOL.

PRÍNCIPE. No sé à cual de mis agravios Te responda; ¿ qué rigor De bechizo oculto ha añadido Mudanza à tu condicion? Mirar quiero por tu vida; El Rey, mi padre, mandó A don Jaime que sacase A don Juan de la prision; El vendrá á la quinta, y temo, Por lo que anoche pasó, One muy honrado te male Que muy honrado te mate. Deudos de satisfaccion Tienes en Castilla y ricos; Véte con Jaime, que yo Os seguiré cuando importe; Que ahora tambien no voy, Porque pago à mi fineza Lo que debo à mi opinion.

DOÑA SOL. Bueno es, Señor, que en presencia De mi esposo digais vos Culpas, de que en mi no ha habido Primera imaginacion, Y que me obligueis abora Defendiéndome ; yo os doy Todas las gracias que os debo ; Mas, supuesto que nació La obligacion de la culpa, Claro està que era mayor Obligacion excusarme, Que os tuviera obligacion. Yo he de esperar à mi esposo; Que en mi inocencia hay valor Para mas riesgo.

¡A mí mismo Me negará que me habló En el jardin!

Yo confieso Que no sin admiracion Lo estoy viendo y escuchando.

PRÍNCIPE. Por convencerla mejor, Tengo guardado un papel De su letra:

INÉS. (Ap.) Aqui entro yo, Por lo que ayudé al enredo.

DONA SOL Papel de mi letra vos?

Ved que os escucha don Jaime, Tened låstima å mi honor. NEBLL (Ap.)

Si era de Sol el billete? Pues si era suyo, por Dios, Que he de aplicar à mi amo Toda la comparacion.

PRÍNCIPE. Sol, yo vine aqui resuelto; O lo consientas ó no, Yo he de matar à don Juan.

A hablar à Costanza voy, Y à decirle el gran peligro Que don Juan tiene; mas no, Que con Sol està casado.

DOÑA SOL. Vos baréis como quien sois;

Dadme licencia.

PRÍNCIPE. No has de irte... Mas véte, yo te la doy; Que debo mucho al decoro, tu desden da ocasion A mi paciencia y tu agravio.

DONA SOL. Vos de vos sois vencedor; Pero para entreteneros Sabra Costanza mejor; Yo la enviaré à que os asista. (Vase.)

Sale NEBLI.

NEBLÍ. No es mal entretenedor Para un principe un Nebli. PRÍNCIPE.

No eres tú quien me llevô Un papel?

(Ap. Esto es muy malo.) Eralo, mas no lo soy.

PRÍNCIPE. Pues ¿por qué no lo eres ya? NEBLÍ.

Porque el tiempo es muy veloz, cuantas cosas han sido, O son otras ó no son.

Sirves à Sol?

Soy sirviente De don Juan y servidor De vuestra alteza; ya sé Que es muy gran regalador, Y que Inés come perdices:

Luego ¿ lnés te reveló El secreto, y tú á don Juan?

NEBLÍ. Yo soy un gran hablador; Nada he dicho.

PRÍNCIPE. Si hablas tanto. En tu misma confesion Dices que lo has dicho todo.

NEBLÍ. Hay tal argumentador! ¿Es esto lo de haber visto La casa, y á don Juan no? Pues juro á Dios, que en mi vida He sido saludador, Ní fuelle ni sacabuche, Ni Judas ni Galalon ; Desde que os di el billetillo, Que á mi Costanza me dió, No he respirado.

PRINCIPE. Te dió el papel ? Costanza

Si, Señor; Bien que me dijo despues Que era ajeno.

DON JAIME. De Costanza ? Ella sin duda El papel os escribió.

Don Jaime, la que me hablaba En el jardin i no era Sol? Pues tambien me escribió ella.

DON JAIME.

Decis bien

PRINCIPE. Ella temió Sin duda á don Juan, su esposo, Y con tan justo temor, Fió à Costanza el secreto.

DON JA ME. Costanza viene.

NEBLI. Chiton, Señor Nebli; que esto creo Que va de mal en peor.

Sale DOÑA COSTANZA.

DOÑA COSTANZA. (Ap.) Dijome Înés que su alteza Quiere matar con rigor A don Juan, y si él me quiere, Resuelta otra vez estoy, Que el Principe es muy cortés ; Y pues no es casada Sol, así en hablarle ella misma No perdiera mucho honor, Y hablarle yo en nombre de ella Es fineza, y no traicion, Pues doy la vida a don Juan, Mi intento ayude el amor: Que tengo de hacer que viva, O tengo de morir yo.

PRINCIPE. Costanza, á buen tiempo llegas. DOÑA COSTANZA.

Sí , porque Sol me envió Para que yo en nombre suyo Os dé una satisfaccion. Dice que anoche la hablastes Donde don Juan os oyó, Y aqui, oyéndolo don Jaime; Y asi, con afectacion Lo negó todo ambas veces; Mas yo, como sé que vos De Jaime os fiais, os hablo Delante de el sin temor. Es Sol el recato mismo; Y asi, el papel que os llevó Nebli paso por mi mano, Y como somos las dos Desde entonces muy amigas, Pide que os esconda yo En el jardin; que esta noche Os quiere hablar en su amor.

PRINCIPE. ¿Qué dices, Costanza?

DOÑA COSTANZA. Digo

Que vengais sin dilacion Adonde espereis oculto.

PRINCIPE. Vamos; que con tu favor Quiero, aunque muera abrasado, Ser mariposa del Sol.

(Vanse.)

DON JAIME. Vióse maldad semejante? Vive Dios, que es ya forzoso Dar cuenta de esto à su esposo; Que ya no hay ardid bastante Para preservar su honor, Y mostrar mi buena ley; Mas él viene con el Rey.

Salen EL REY Y DON JUAN.

REY. Don Jaime está aqui. DON JAIME. Senor, ¿ Vos en mi quinta?

¿Está en ella

El Principe? DON JAIME. Senor, si; Léjos le llevó de aqui Costanza.

DON JUAN. ¿ Y Sol no es aquella Que alli retirada miro? Sola con Inés estã.

Don Jaime, yo dejė ya, Como vos veis, mi retiro, Y el Principe hará que deje Y que, infestada con guerra, Y que, infestada con guerra, Toda Navarra se queje; Pues cuando no hay otro modo De curar un cuerpo, el arte Suele cortar una parte. Suele cortar una parte,
Porque no perezca el todo.
Yo llamé à don Juan, porque él
Diese de Sol mas noticia;
Que quiero ser con justicia
Cruel, si he de ser cruel;
Y aunque creí que los dos
No aprobárades mi intento,
Él es quien me pone aliento.
Ahora os consulto à vos:
En tan divina hermosura,
Sin mas culpa que guerer Sin mas culpa que querer A mi hijo, ¿he de poder Eclipsar con sombra oscura Dos soles de beldad, llenos De honestidad y decoro? ¡Oh, con qué afecto lo lloro! Pero no puede ser menos.

DON JUAN Jaime, con el Rey he hablado Con tal ardid y cautela, Que de mi no se recela.

REY. Supuesto lo que ha intentado El Principe, a mi pesar, Cuando importa al bien del Rey Y de todo el reino, es ley Que muera el particular;
Y así, pues deja á una infanta
De Aragon Cárlos, y espera
Casarse con Sol, Sol muera;
Que, aunque el tiempo crueldad tanta
Guarde en viviente alabastro,
Nobá mucha gue a Partigal No há mucho que en Portugal Otro ejemplo en todo igual Nos dió doña Inés de Castro; Bien veo que Sol es hella, Pero sé que favorece Al Principe, y que padece El reino todo por ella.

DON JUAN. En fin, ¿sabeis que ella á él Le ha favorecido?

Sí.

DON JUAN. Pues dejadme el caso à mí; Que ninguno mas cruel Le dará la muerte luego.

DON JAIME. Con esto se vengará Don Juan sin riesgo, pues ya Obra el Principe tanciego; Fuerza à un mismo tiempo ha sido Y razon, don Juan la mate.

Pues ,don Juan, no se dilate. DON JUAN. Don Jaime, ¿qué habeis sabido? ¿Cómo hablais ya de otro modo?

Salen DOÑA SOL É INES.

DOÑA SOL. Si el Rey está aquí, bien puedo,

#### EL DOCTOR FELIPE GODINEZ.

Inés, hablarle sin miedo, Y darle cuenta de todo.

El jardin es dilatado; Llevadla, en caso de duda, Donde, aunque el Principe acuda, Ya esté el caso ejecutado.

INÉS. (Ap.)

¡ Ay Dios! don Juan es aquel; Sol tiene riesgo preciso, Si yo á don Jaime no aviso Para que la saque de él.

DON JAIME. Esta es Sol, Costanza habló
Por ella al Principe; en fin,
El la espera en el jardin;
De aquí me llevaré yo
A Inés ahora, y la suerte
Favorable con vos anda.
El mismo Rey os lo manda;
Dadle á doña Sol la muerte.

DON JUAN.

Idos con Dios.

DON JAIME. Inés , vamos. (Vanse.) DON JUAN.

Sol, si, porque ya es de noche, No me ves, yo soy tu esposo, Y su noble acero es este.

DONA SOL.

Don Juan, Señor, oye, aguarda; Mira, bien mio, que vienes Engañado todavia, Y que al mayor delincuente Le guarda el juez un oido.

DON JUAN.

Yo puedo seguramente Matarte, que el Rey lo manda; Pero no digas que mueres Sin haberte oido; dime, Mujer falsa, esposa aleve, ¿No dijo ahora Costanza Al Principe que se viese Aqui contigo?

DONA SOL ¿Qué dices? DON JUAN.

Don Jaime estaba presente, Que lo oyó todo.

DOÑA SOL.

Don Jaime

Es traidor.

DON JUAN. ¿ Y qué le mueve Al Rey, que tambien me dice Que al Principe favoreces?

DOÑA SOL. El Rey se ha engañado.

DON JUAN

Es deidad, mentir no puede. DON'A SOL

El estar mal informados Es desdicha de los reyes.

DON JUAN. ¿No te dijo en mi presencia El Principe claramente Que te habló en el jardin?

DONA SOL.

DON JUAN. ¿Y'que escribiste un billete?

DONA SOL. Tambien lo dijo.

DON JUAN. Es verdad Uno y otro? No lo niegues.

Todo es falso.

DON JUAN. Y yo a deshora

DONA SOL.

No te hallé junto à una fuente En tu jardin?

DONA SOL. Si me liallaste. DON JUAN.

¿Qué bacias sin recogerte, Con Inés sola, tan tarde?

DONA SOL.

Senti rumor, levantéme, Halle à Costanza.

> DON JUAN. Don Jaime

¿A qué fué anoche !

DOÑA SOL. A prenderte,

Por dar al Principe gusto.

DON JUAN.

Pues ¿y qué testigos fieles Presentas contra su alteza?

DOÑA SOL.

Mi amor, mi fe.

DON JUAN.

No presentes Testigos tan falsos.

DOÑA SOL

Pues si estos no te convencen, No tengo otros, ni en mi hay culpa; Mátame luego, bien puedes.

DON JUAN. ¿ Tan huérfana es tu verdad? Es posible que no tienes Un testigo que te abone, Una presuncion que alegues? ¿No hay lugar para que digas Al Príncipe que te muestre El papel? Ya hemos llegado Adonde las ramas crecen Sombra á la noche, repara, Si acaso sin culpa mueres, Que por el Rey y por mi Debo matarte dos veces.

(Levanta la daga.)

Salen DOÑA COSTANZA Y EL PRÍN-CIPE, y DON JUAN tiene el brazo suspenso y temblando.

PRÍNCIPE.

Siempre me has de ver à oscuras? Mal Sol te Hamas, Sol mia.

DON JUAN. ¿ Quién nombró à Sol?

PRINCIPE.

Y asi es dia,

Si el sol da luces tan puras... DON JUAN.

Sol dijo otra vez, ¿qué es esto? PRÍNCIPE.

Quiero pues, deidad hermosa, Pues fuiste en secreto esposa De don Juan (digolo presto), Darle à él la muerte, y à ti La mano de esposo fiel.

DOÑA COSTANZA.

Luego ¿casada con él Está Sol?

PRÍNCIPE. ¿Tú misma á mí Me preguntas si lo estás? DOÑA SOL.

Su alteza y Costanza son: Aquí sin duda hay traicion. DON JUAN.

Oigamos, oigamos mas. DOÑA SOL.

Si está en mi nombre el engaño! Oh, si con mas claridad Al cielo de la verdad Diese el sol del desengaño! Luz del primer arrebol Exhala quien al sol nombra, Vea, à pesar de la sombra, Que Aun de noche alumbra el Sol.

PRÍNCIPE. Sol, si te quise galan...

DOÑA COSTANZA. (Ap.) Finezas estoy perdiendo; Ya ¿por qué à don Juan defiendo. Si ya es ajeno don Juan, Pues con Sol está casado?

DOÑA SOL

¡Ay, don Juan! Dios manifiesta La verdad.

Salen EL REY, DON JAIME, NEBLI W DOS CRIADOS con hachas.

> PRÍNCIPE. ¿Qué luz es esta? BEY.

Tarde me habeis avisado. DON JAIME.

Tarde Inés ha descubierto Todo el engaño.

PRÍNCIPE. Costanza,

¿Contigo estoy? DOÑA COSTANZA.

La esperanza De ser de don Juan (no acierto A decirlo), à mí y à Inés Nos hizo engañaros; yo Os hablé siempre, Sol no.

REY Cárlos, ¿qué es esto? PRÍNCIPE.

El Rey es.

DON JAIME. Sol con don Juan está aquí, A tiempo que dan los cielos Tal desengaño á sus celos.

· PRINCIPE

Pues ¿ Sol no me escribió à mí? DOÑA COSTANZA.

No, Señor.

DOÑA SOL. Esta es piedad De mas alta providencia. REY.

Don Juan ?

DON JUAN.

Si me da licencia. Señor, vuestra majestad Para quietarme, es forzoso Aun otro examen mayor ; Que el que es verdadero honor, Siempre es muy escrupuloso. — Costanza, no seas testigo Contra la verdad, advierte Que si doy à Sol la muerte, Podré casarme contigo; Dime, en fin, sin que la alteres, Toda la verdad desnuda; Que à ti te importa.

DOÑA COSTANZA. Sin duda

Probar mi nobleza quieres, Pues ocasion tan forzosa Me estás dando ahora aquí Para levantar por tí Un testimonio á tu esposa : Mas no, no lo quiera el cielo. Yo hablé al Principe, el papel Le escribí yo, mas con él Puedes salir de recelo.

DON JAIME. Señor, esta es la verdad.

NERLÍ

Costanza el papel me dió, Y al Príncipe le dí yo. PRÍNCIPE.

Aquí está el papel, mirad Si la letra conoceis.

DON JUAN.

Esta letra es de Costanza.

PRÍNCIPE.

Aquí resta mi venganza. DON JUAN.

Ahora, aunque me mateis, Pues ya todos sin contienda Saldremos de tanto abismo, Y quiere Dios que lo mismo Que me ofendió me defienda; Que si allí Costanza engaña, Siendo Sol, Sol es aquí, Que desengaña; y así, Lo que engaña desengaña.

PRÍNCIPE.

Y à mi el primer arrebol Deb desengaño me alcanza, Pues hablando con Costanza Como si fuera con Sol Veo que tambien en ella Es fantástico el placer, Pues lo mismo viene á ser ímaginarla ó tenella ; Voy à casarme à Aragon. Dale à Costanza la mano. Don Jaime.

DON JAIME. Yo soy quien gano.

RET.

Pues ea, pedid perdon Al Senado.

PRÍNCIPE.

Eso os prometa Quien suplir defectos sabe, Porque la comedia acabe Agradecido el poeta.

• 

•

•

# COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# LOS MÉDICIS DE FLORENCIA,

DE DON DIEGO XIMENEZ DE ENCISO.

#### PERSONAS.

EL DUQUE ALEJANDRO. COSME DE MÉDICIS, LAURENCIO DE MÉDICIS ISABELA, dama. CEFIO, su padre. LEONORA, criada.

JULIO, lacayo.
CLAUDIO.
OCTAVIO. — ACOMPAÑAMIENTO.

#### JORNADA PRIMERA.

(Suena dentro música y atabales y voladores, fingiendo gran flesta.)

Salen CEFIO, muy viejo, medio desnudo, con la espada en la mano, é ISABELA, su hija, del mismo modo, deteniéndole, y LEONORA.

CEFIO.

Deja, Isabela hermosa.
Que al inocente pueblo, fatigado
De servidumbre ociosa,
Anime el yugo à sacudir osado;
No me cierres la puerta.
A tantos daños por mi mal abierta.
Deja, hija querida.
Si quieres excusar de infame muerte
Mi ya caduca vida.
Que muera honrado y burle de mi suerPues quedarán vencidos [te,
Los males que me tienen prevenidos.
Aunque falta en la mano
Del juvenil ardor la sangre ardiente,
El tiempo intenta en vano
Robar del alma el ánimo valiente.
Abreme, ó daré voces,
O al suelo reudiré la puerta á coces.

ISABELA.

Padre y señor, ¿ qué es esto?
Qué colera os levanta de la cama
Armado y descompuesto?
Qué pueblo, qué valor, envidia ó fama,
O qué forzoso hado
Os lleva à tanto mal precipitado?
¿ La noche en que Florencia,
Celebrando las bodas de su dueño,
Hace al sol competencia.
Dejais el lecho y despertais del sueño
La espada ya dormida,
De orin, de olvido y de valor vestida?

Ali inocente Isabela! Esa grita, esa fiesta ocasionada Me pone el alma en vela. ISABELA.

¿Por qué, Señor, la fiesta no os agrada?

¿Por qué? Porque ha perdido Su libertad mi patria. ¡Estoy corrido! Abre la puerta, y muera.

ISABELA.

No lo permita Dios. Dejad tal hecho,
No salgais allá fuera,
O abriréis vos la puerta y yo mi pecho,
Si la mar de mis ojos
Se atreven à pasar tantos enojos.
Si ese tronco desnudo
De la villana muerte es derribado,
¿ Quién servirá de escudo
En la prolija guerra de mi hado?
Vuelva al clavo la espada, [da.
O en mi pecho, Señor, quede envaina-

¡Oh amor, qué no has podido!...— No llores, hija, mas, suspende el llan-Que me has enternecido. [to; ¡Tanto puede el amor y el amor tanto!

ISABELA.

Dame, padre, las manos.

CEFIO.

Oh Médicis! Oh patria! Oh ciudada-ISABELA. [nos!

Descansa aquí conmigo. ¿Qué nuevo mal abora te desvela?

; Ah Alejandro enemigo! — Ah, si-fueras varon, hija Isabela! ISANELA.

De varon tengo el pecho.

Oye mi mal.

Ya, padre, lo sospecho.

CEFIO.

Guillermo de los Opazos, Tu abuelo, amada Isabela, De la casa de los Pazos

Lustre y bonor y cabeza, Casó con nieta de Cosme De Médicis, que en Florencia Llaman padre de la patria, Padrastro mejor dijeran. Murió con este renombre, Murio con este renombre, Y por sus grandes riquezas, Sus dos hijos, Cosme y Pedro, Su nombre y lugar heredan. La humildad, que encubre faltas, Fué causa de que pudieran, Siendo los plés de su patria, Ser de su patria cabezas. Casaron ilustremente, destos dos, en Florencia Quedaron Laurencio y Julio, Gente liviana y soberbia; Los cuales, desvanecidos Con sus oficios y rentas, Desestimaron mi sangre, Que es la mejor de sus venas. Agraviaron á mis deudos agravaron a mis deudos En el honor y en la hacienda, Sin ver que la sangre noble No sufre ninguna afrenta. Determinaron los Pazos De matarlos, aunque fuera Solos, sin armas, durmiendo, En el Senado ó la iglesia; Y juntando sus amigos Y hasta mil hombres de guerra, Quisieron vengar su agravio. Y libertar à su tierra. Y un domingo, de mañana, En Reparata la bella, Donde ellos iban á misa, Aguardaron à la puerta, Y entrando los dos hermanos, Pagó Julio su soberbia, Y se les libro Laurencio, Sin que matarlo pudieran. La gente vulgar y noble, Atrevida, loca y necia, Viendo à Julio ya sin vida, Dijeron : « ¡ Los Pazos mueran! » Turbaronse mis parientes Cuando vieron la inclemencia Del pueblo ingrato, atrevido,

Y murieron sin defensa. No quedó Pazo en Italia Reliquia antigua de Grecia, Reliquia antigua de Grecia, Sino fui yo, que por niño Me libré de su fiereza. Crecí, y conmigo el enojo, Y aunque solo y sin hacienda, Por Italia y por el mundo Resucité mi nobleza. Hizome la Señoría Dictador, por ser quien era, Pensando aplacar mi furia Sin otras tantas cabezas. Str otras tantas capezas. Entonces Cárlos Octavo Pasó à Italia á bacer guerra, Y ganando á Luca y Pisa, Llegó à cercar á Florencia; Al cual fue con embajada Pedro de Médicis, que era Hijo del difunto Julio, Desgraciado por herencia. Tratóle medios de paz, Tratóle medios de paz,
Y quíso mi suerte buena
Que le engañase el francés
Y nos dejase sin fuerzas,
Dióle à Pisa y á Liorna,
Petra-Santa y Cerecena,
Que son las llaves de Italia,
Con que abrió à su mal las puertas.
Volvió contento al Senado;
Mas grando entendió Elorencia Mas cuando entendió Florencia El concierto de las paces, Rabiaba de enojo y pena. Echóle la Señoría Afrentosamente fuera, De donde tomé ocasion Para humillar su soberbia; Y si no vengué mi agravio En quien me hizo la ofensa, En fin me vine å vengar En toda su descendencia Pues por lo que hizo Pedro Los desterré de Florencia, Publicando por traidores Los que fueron padres della. Saqueáronles las casas, Y de sus soberbias puertas Y de sus soberbias puertas
Hice borrar los escudos,
Hionrados de armas ajenas;
De las calles y las plazas
Quité sus estatuas bellas,
Que las temi, por ser tantas,
Aunque eran bultos de piedra.
Quise hacer derribar
Las suntuosas iglesias
Que hizo Cosme el Primero,
Porque su nombre muriera;
Dero por santas y muchas, Pero por santas y muchas, No ejecuté mi sentencia, No ejecuté mi sentencia, Olvidando yo su agravio, Y los Médicis su tierra; Hasta que, por mi desgracia, Cárlos Quinto, de quien cuentan Que ha de sujetar al mundo, Y otros mil mundos que hubiera, Quiso vengar este agravio. Haciéndonos cruda guerra Por contemplacion del Papa, Sangre desta gente fiera. Sujetónos, como sabes, Y es tal mi fortuna advers Que dió à Alejandro de Médicis El estado de Florencia; por atarnos las manos y que nadie no le ofenda, Le casa con Margarita, Hija natural del César; Que sin duda quiere Cárlos Levantar á las estrellas Esta casa, pues la funda Sobre tan preciosa piedra. Mañana ha de entrar triunfando

Con Margarita en Florencia, Dejando asolada Italia Con tantos gastos y fiestas. Ya perdió la libertad Ya perdio la libertad Mi amada patria, mi tierra; Ya los Pazos se acabaron, Ya los Médicis comienzan. Palacios vive Alejandro, Yo una casilla pequeña; En humilde lecho duermo, El duerme en cama de seda; En su mesa sobra todo. Todo me falta en mi mesa : El viste brocados ricos, Yo visto una pobre jerga; Él manda todo un ducado, Yo no le tengo de renta; Con hija del Rey se casa, A tí un villano te espera; A él le sirven, yo me sirvo; De mi huyen, a él se allegan; El es señor, yo vasallo. ¿ Tengo razon, mi Isabela? ¿ No es esta bastante causa De mi enojo y de mi pena, De ver que, cuando yo rabio, La ciudad les hace fiestas? La ciudad les hace fiestas?
, Para qué quiero yo vida,
Si ya murió mi nobleza?
Para qué son estas canas, (Mésase.)
Si el pueblo no las respeta?
Para qué alcancé mis armas,
Si no he de vengar mi afrenta?
Toma allá la vil espada, (Arrójala.)
Dame, Isabela, una rueca;
Yo me rindo á la fortuna,
Paras lo ba querido mi estrella Yo me rindo à la fortuna, Pues lo ha querido mi estrella. Mas à quién ha de ser valiente Con tanta edad y pobreza? ¡Ah, mi Isabela querida! Si valiente jóven fueras, Libertaras à tu patria Y tu nombre engrandecieras; Mas, ya que no quiso el cielo Sino hacerte flaca y hembra, Persiguelos con las armas Que te dió naturaleza.
Maldice al duque Alejandro;
Di, como yo, mi Isabela,
Que de su estado no goce
Y que mal logrado muera; Que su mayor enemigo Sea gran duque de Florencia, Y le mate à puñaladas Más te quisiera decir; Que estoy rabiando de pena, Y pues me faltan las manos, Quisiera tener mil lenguas. (Vase.) LEONORA.

Fuése Ilorando.

ISABELA. Leonora, Muy viejo està; cada dia Por cualquiera cosa llora.

Graciosa melancolía Es en la que ha dado ahora.

ISABELA.

Son reliquias del valor Son renduias del valor
De aquel pechazo famoso;
Mas ¿qué importa, si el rigor
De hado mas poderoso
Sujeta esfuerzo mayor?
Este enojo envejécido
Con los Médicis me tiene
Sin hacienda y sin marido;
Vasi Lennara conviene Y asi, Leonora, conviene Que cobremos lo perdido.

Uno dellos ha de ser Mi esposo.

¿Estás loca?

ISABELA.

¿ Qué he de hacer? Las que son nobles mujeres Algun dueño han de tener. Mi padre se va acabando, Quiero quedar con marido.

LEONORA.

No ves que te está adorando El Duque?

ISABELA.

Si está perdido, Yo tambien.

> LEONOBA. ¿Estás soñando? ISABELA.

Bien despierta estoy, Leonora. Esto ha de ser; el consejo No se hizo para abora.

LEONORA.

La vida de un padre viejo Has de aventurar, Señora?

ISABELA.

Pues ¿yo la aventuro?

LEONORA.

Que el Duque lo ha de matar, Si te casas.

> ISABELA. ¿Cómo? Di.

LEONOBA. Porque en él se ha de vengar Del casamiento y de ti; Que los enojos pasados De hijos, padres y abuelos, Por tu amor disimulados, Por tu desden y sus celos Han de quedar castigados.

ISABELA.

El Duque es un gran señor; No hará una cosa tan fea.

A mayor poder, mayor Peligro; y cuando no sea, Soltera estarás mejor. Yo, Isabel, no me casara, Y lo que tú no recibes Del Duque, yo lo tomara; Que eres muy necia, pues vives Pobre con tan buena cara.

Yo no me he de obligar; Que el menos valiente amor Vence al mas bravo interés, Cuanto mas que tengo honor, Y el Duque casado es. No se ha de casar conmigo, Aunque not leza me sobre; Aunque nor leza me sobre; Y así, mi Leonora, digo Que quiero marido pobre, Y no poderoso amigo. Cosme de Médicis fué La inquietud de mi sosiego, Y á quien doy la mano y fe.

LEONORA.

Bien pintan al amor ciego, Pues tantos daños no ve. Cosme, un hombre aborrecido Del Duque, y tan desgraciado, Tan pobre y tan abatido, ¿Pudo ocupar tu cuidado, Y mano y fe le has rendido?

Cosme que venga à casa;

No fuera mucho mejor Que con Laurencio casaras, Pues tambien te tiene amor Y manda al Duque, y mandaras A Italia con su tavor? Y cu mdo esto no se hiciera, ¿No era materia de estado Que el Duque amara y que diera, Y entretenerle picado, Sin que à lu honor ofendiera? Es bueno que à su disgusto Te cases con Cosme?

ISABELA

Si; Que en amor no hay caso injusto. Cuanto mas, ¿qué me va á mí En su gusto ó su disgusto? Si dices que es enemigo De Cosme el Duque cruel, Y que no priva, yo digo Que, como prive conmigo, Mas que no prive con él. Si te parece mejor Laurencio, es vana locura; Que el Duque ignora su amor, Y ha de deshacer su hechura Si sabe que le es traidor. Pues querer entretener Un señor es peligroso; Que el vulgo no ha de creer Que un hombre tan poderoso Se pase con pretender. Pues tener mi honor perdido, Aunque mueran padre o madre, Es locura ; y si, ofendido, Matare el Duque á mi padre, Guarde Dios à mi marido. (Dale un papel.)

Lleva à Cosme este papel.

LEONORA.

Si haré, pues la razon duerme; Mas di : ¿ qué escribes en él? ISABELA.

Que venga à las doce à verme.

LEONORA. Oh hazaña de amor cruel! Mira que te has olvidado De poner el sobre-escrito.

ISABELA. Basta que vaya firmado De mi nombre mi delito.

LEONORA.

Y ¿adónde hablarle has pensado? ISABELA.

Por el jardin le he de hablar.

LEONORA. Buena estàs. Tu padre llama.

ISABELA.

(Vase.)

Pues yo le voy à acostar. LEONORA.

Amor, aplaca mi llama; No ha de ser todo penar. Yo tengo puestos los ojos En Laurencio. ¿Qué he de hacer Para aplacar mis enojos, Pues no puedo merecer Que triunfe de mis despojos? Alli vive despreciado, Y aqui tan amado vive , Que yo misma me he olvidado. Amor, tu brazo apercibe, Iguala al cetro y arado. Dame alguna traza, amor, Pues tu porfia promete Vencer mas alto rigor; Pero con este billete Puedo aplacar tanto ardor. Isabela escribe en él

A Cosme que venga a casa; Yo quiero dar el papel A Laurencio, pues se abrasa En el hielo de Isabel. Vendrà à verla, y yo, vestida Con sus ropas, ayudada De la noche, tendré vida, Pues que vendré à ser gozada De quien jamás fui querida. Alto, yo me determino. Alto, yo me determino. Mas ; ay Dios! Cosme se ha entrado

En casa, y viene mohino; Mas ; quien licencia le ha dado Para tan gran desatino? Pero si dueño ha de ser De todo, bien puede entrar. El es, quiérome esconder; Que si me ve, le he de dar El papel que no ha de ver.

Entran COSME y CLAUDIO, criado.

(Vase.)

COSME.

Déjame, Claudio, no me dés consejo; Que quiero bien y estoy determinado. Déjame entrar, y muera.

CLAUDIO.

Ya te dejo. En casa de Isabela te has entrado, Sin respetar à Celio , tu enemigo , Al necio vulgo ni aun al Duque airado. ¿Qué pretendes aqui?

COSME.

Oue seas testigo De la lealtad de mi hidalgo pecho; Verásme batallar á mi conmigo, [cho, Verásme, en fuego y lágrimas deshe-Vencerme á mí, que es la mayor vitoria.

CLAUDIO.

No pongas el valor en tanto estrecho, Véncete ahora en no emprender tal glo-No veas à Isabel, no intentes tanto; [ria, Harto harás de vencer à la memoria. (Vase.)

COSME.

Véte; que sale à sosegar mi llanto Mi querida Isabel.

Sale ISABELA,

ISABELA.

Cosme, ¿qué es esto? Conjusta causa me bas movido á pena. No te escribi que en público y tan pres-Me vinieras à ver.

COSME.

Estoy perdido. ISADELA.

Si te vieron entrar, si, mal dispuesto Mi padre, no estuviera recogido, Fuera hoy tu fin.

Pluguiera á Dios, Señora; Que mayor mal mi hado ha prevenido. Ni tuve papel tuyo, ni esta es hora De sospechar, aunque es la de mi muer-

ISABELA. Yo acabo de escribirte con Leonora, Y no te hubo de hallar; pero ¿qué suerte Tan adversa te obliga á inmenso llanto?

COSME. ¿ Qué mayor mal (;ab cielo!) que per-[ derte? ISABELA. ¿ Perderme á mí? ¿ Qué causa puede [tanto?

COSME. Mi desdicha, que puede lo imposible, Y hecho à tantos males, no me espanto; No te merezco yo.

ISABELA.

Ya estás terrible,
Ya tu rabioso enojo has declarado;
Advierte que al amor todo es posible.
Sin duda, dueño mio, te has cansado
De pretenderme, viendo mi dureza,
Y estás ya de esperar desesperado.
Si mi papel leyeras, tu aspereza
Trocaras en favor, y te juzgaras
Por digno dueño de mayor belleza.
Las glorias del amor siempre soncaras;
Ya se acabó el rigor, yasoy tu esposa. Ya se acabó el rigor, ya soy lu esposa,

COSME. Oh, qué bien que le pintan con dos Fortuna vil, ahora tan piadosa, Cuando es fuerza perder el dueño mio! Ya llegas tarde, mi Isabela hermosa. Yo, que aumento con lágrimas el rio; Yo, que ablandé esos montes suspi-[rando;

Yo, que vivi muriendo, ardiendo en [frio;

Yo, que gasté diez años deseando ; Yo, que fui ejemplo á firmes amadores; Y yo, que te he vencido porfiando . No te puedo gozar. ¡Tristes amores! ¡Que no he de ser tu esposo? No lo creo. Y ¿que he de malograr tantos favores? Que he de huir cuando rendido veo El mármol que ablandé? ¡Pierdo el sen-Oye, Isabel, el fin de mi desco. [tido!

ISABELA.

Cosme, ¿ estás loco?

Si; que te heperdido. (A todo este romance ha de estar Isu-

bela atentisima à Cosme, haciendo grande sentimiento al fin de él.) Ya sabes, bella Isabela, Y escuchame, aunque lo sabes, Cómo me dejó muy pobre Juan de Médicis, mi padre, Aquel capitan famoso Aquei capitan iamoso Que, entre mil hechos notables, Dió la vida por la Iglesia; Mas aquién por Dios es cobarde? Por lo cual mi madre triste, María de Salviatis, Se fué á Trebia, y yo, bien niño, Fuí acompañando á mi madre

Desde Florencia, mi patria, Cuando persiguió mi sangre. Mandó al capitan Oton Que nos prendiese ó matase; Mas Oton, compadecido De una inocente y un ángel, No ejecutó la sentencia; Tiempo habrá en que yo le pague. Alli estuve hasta que el Papa, Mi tio, mandó llevarme A Roma con Alejandro, El gran duque, que Dios guarde. Alli fui tan estimado Y me hice tan amable Que fuera señor de Italia, A no ser noble mi sangre. Servi al Duque, aficionóme

Servi al Duque, aficionome
Su condicion siempre afable,
Su gala y entendimiento,
Su valor, grandeza y talle;
Y al paso que me incliné,
Por mi estrella y por sus partes,
A amarle, me aborreció
Tanto como llegué á amarle.
Fué la causa un lisonjero,
Gran inventor de maldades;
Su gran privado Laurencio.

Su gran privado Laurencio, Infamia de mi linaje. Con lisonjas, con mentiras, Con juegos, con liviandades,

Con festines y con versos, Con ser su tercero infame, Le ganó la voluntad Yo, con decirle verdades, Con darle buenos consejos Y estorbarle muchos males; Con pretender toda Italia En Florencia coronarme, Quise ser mas que gran duque, Ser del Duque amigo grande. Con librarle de la muerte, Con librarle de la muerte,
En el campo y en la calle,
Dos veces, que dos traidores
; Ay Dios! quisieron matarle;
Me aborreció con extremo;
Y tanto Laurencio vale,
Que él vive soberbio y rico,
Y yo pobre y miserable.
En fin, asi pasé en Roma,
Hasta que guerras y paces
Hicieron duque à Alejandro.
¡Plega à Dios que el mundo mande!
Venímonos à Florencia,
Donde para tantos males,
Mi Isabela, te vi un dia,
Y muchos rondé tu calle.
Sirvióte el Duque tambien,
Y quiere amor que no basten, Y quiere amor que no basten, Para rendirte à su ruego, Interés, fuerza ni arte; Y que pueda mi pobreza, Premio de un dichoso amante, Y mi verdad ó mi ruego O mi ventura ablandarte. Dijole mi amor Laurencio, Y que era maldad notable Que yo sirviese á su dama; Y tù, mi Isabel, bien sabes Que no le ofendi jamás. Dijole que me matase,
O me echase de Florencia,
Para que á su amor te ablandes.
Parecióle bien al Duque;
En fin, me l'amó esta tarde, En fin, me l'amó esta tarde, y encerrado en su aposento, Con bien airado semblante. Me dijo aquestas palabras: «Cosme, los que son mi sangre Jamás hicieron traicion, y las vuestras son tan grandes, que os destierran de Florencia. Partíos luego, y esto baste, » Yo le pregunté la causa, Y él, aunque prudente y grave, La dijo ; porque los celos No guardan secreto à nadie. Neguéle nuestros amores, Dije que estaba ignorante De los suyos; supliquéle Que en Florencia me dejase.
Representé mis servicios
Y el deudo de nuestros padres;
Dijo que no, Repliquéle,
Y va enojado y afable,
Dijo: «Cosme, partios luego;
Lo que pedis no es tan fácil,
Que no me importe la vida,
Pues sois causa de mis males.
Isabela os quiere bien;
Yo la adoro, y sus crueldades,
Sus desdenes, sus rigores,
Del amor que os tiene nacen.
Yo estoy rabiando de celos, Que en Florencia me dejase. Yo estoy rabiando de celos, Y aunque me poneis delante Mis grandes obligaciones, Mis tormentos son mas grandes. Cosme, primo, amigo, muero; Que una pasion tan notable No es amor. Dios me castiga, Pues me da la muerte un ángel. Si es verdadera amistad La vuestra, si sois mi sangre,

Lástima os dé ver que muero,
Dad remedio à mis pesares;
Ahora, ahora es el tiempo
Que, con prudencia admirable,
Ganeis el primer lugar
De los amigos leales.
Vencéos vos, que yo no puedo;
Primo, amigo, remediadme.
Dejad, dejad à Isabela;
Partios al punto, ó matadme.»
Dijo; y echado à mis piés,
Siendo sus ojos dos mares,
El quedó mudo, yo loco Él quedó mudo, yo loco Entre mil ansias mortales. La amistad que tengo al Duque, Y tu amor, contrarios grandes, Empezaron la batalla Y el amor vencido sale. Bien sé, Isabela querida, Que la vida ha de costarme; Pero al Duque he prometido No verte jamás ni hablarte. Muera yo, y el Duque viva, Pues con morir y dejarte, Seré ejemplo de amistad Y ejemplo seré de amantes. Mira si tengo razon De sentir tantos pesares, Pues me destierran de Italia Cuando pudiera gozarte. Quédate, Isabela, 4 Dios, Pues son tantos mis pesares; Que tuve el bien solamente Porque sienta mas dejarte.

Cosme, Cosme! Apenas puedo Hablar. ¿Cómo? ¿Que te partes? ¡Turbada estoy! ¡Muerta estoy! ¿Qué esesto? No puedo bablarte. ¿La causa tu primo el Duque? ¿Tú partirte? Tú dejarme? ¡Cosme, que muero de amor!

Ahora, ahora, pesares, Ahora, ahora es el tiempo De embestirme y de matarme. Ea, que Isabela Ilora; Ea, memoria, acordadme De tantos perdidos bienes, De tantos ganados males. Amor, que pierdo à Isabela; Desden, que llegó à rogarme; Celos, que pretende el Duque, Y es enemigo muy grande. Tiempo, la ocasion se pierde , Rigor, que he dejado á un ángel ; Olvido, que ya me ausento ; Ahora, ahora, pesares.

ISABELA. Cosme, si el amor (¡ay cielos!),
Si la lealtad, si la sangre,
A una mujer... ¡Ay, no puedo!
Ay, Cosme, no puedo hablarte!
¿Que me olvidas? Que me dejas?
¿Tú partirte? Tú olvidarme?
¿Para qué quiero yo vida?
¡Loca estoy!

COSME

Soy de diamante. Mal haya la boca, amén, Mal haya la lengua infame Con que prometi à mi primo, Querida Isabel, dejarte; Mal haya la vil estrella Que fué causa de inclinarme A quererle mas que á mi ; Mal haya el traidor cobarde Que dijo nuestros amores, Causa de todos mis males; Mal haya...

ISABELA. Detente, Cosme, No dés palabras al aire. No dés palabras al aire.
Yo sola tengo la culpa,
Yo no me quejo de nadie,
Yo ocasioné mi desprecio;
Porque, llegando à rogarte,
Diste principio à mi olvido,
Propia condicion de amantes,
¿Para qué vanos discursos?
Para qué extremos tan grandes?
Para qué lágrimas falsas?
Que no podrás engañarme.
¡Oh falso, oh ingrato, oh cruel!
¿Qué amistad, lealtad ó sangre
Obliga á un amante noble
A una hazaña tan infame? A una bazaña tan infame? ¡Venganza, cielos, venganza!

COSME.

¡Venganza, cielos, matadme! ISABELA.

ISABELA.
¿Yo no soy tambien tu prima?
Yo no dejo por amante
A un gran duque de Florencia,
Señor de mil voluntades?
Y cuando tú me repliques
Que no pudiera casarme
Con el Duque, Cosme mio,
Cosme del alma, ¿tú sabes
Que Laurencio, su privado,
Conmigo quiere casarse?

COSME.

¿Qué dices?

ISABELA.

Lo que me debes, Lo que dije; no te espantes. Preguntalo á mis criadas, A las rejas de esa calle, A esos muros de mi casa, De mi duro pecho imágen. Mas rico que tú es Laurencio, El priva y nunca privaste,
El me busca y tú me dejas,
El es firme y tú eres fácil;
Y con todo, á tí te adoro,
Tu pobreza me es amable,
Tu desprecio es el que estimo. (Vase à arrojar.)

A tus piés quiero arrojarme. COSME. (Tiénela.)

¡Prima! ..

ISABELA.

Aqui be de dar la vida, O la palabra has de darme Y la mano de mi esposo.

COSME.

¡Señora!...

ISABELA. ¡Qué! ¿Estás cobarde? ¿Quién tiene imperió en las almas?

COSME.

Qué he de hacer yo contra un ángel? Qué es esto? Cuando à Laurencio Da el Duque tantos lugares, Siù tener yo en toda Italia Ni aun tierra para enterrarme; Cuando le lleva à palacio, Y à mi manda desterrarme De Florencia; ¿èl, un traidor, Y yo, ejemplo de leales? Su misma dama pretende; Cuando yo, por no enojarle, Mi dama dejo y mi vida. Ah monarcas miserables, Los que elegis mal privado! Callen los romanos, callen Los griegos, y no celebren Tantas nobles amistades;

#### LOS MÉDICIS DE FLORENCIA.

Que la mia es la mayor. Que à un principe tan amable Le ofenda un mayor amigo! Vive Dios, que he de matarle. Al Duque ha de hacer ofensa, Viviendo yo? ¡Que esto pase! (Quiere irse.)

Voy à matar à Laurencio; No es bien que abora repare En si el Duque me ha obligado. Es mi amigo, y esto baste.

Cosme, mi bien, ¿que me dejas? COSME.

Si; porque es fuerza dejarte, Isabela , y ruego à Dios Que mi enemigo me mate Sin que dé venganza al Duque, Y que muera como infame, Si no eres dueño del alma; Y ya que no puedo darte Palabra de casamiento, Te la doy de no casarme Sin que me dés tú licencia. Obligacion es mas grande La del honor que del gusto; Yo he cumplido con dejarte, Y cumpliré, mi Isabela, Con nuestro amor con matarme.

ISABELA.

En fin , ¿no tiene remedio? Daré voces à mi padre.-Padre, Senor!...

¿Qué das voces? ¡Si tú quieres que me maten!... Antes me mataré yo. (Va à sacar la espada.)

ISABELA.

Tente, Cosme, y no me acabes; Vuelve la punta à mi pecho, Y acabarás tantos males. ¡Ay, Cosme! ¿qué haré sin ti? Véte en paz y no te cases, Serà menor mi tormento.

Que he de pasar tus umbrales? ¿No hay un rayo para un triste?

ISABELA.

No, mi Cosme; Dios te guarde. COSME.

Y à ti, Isabel, mas que à mi. Que! ¿Te quedas?

ISABELA

Que! ¿Te partes? (Vanse.)

Salen LAURENCIO, de noche, muy galan, y JULIO, su criado, con linterna.

JULIO.

Loco estás, Laurencio, espera, LAURENCIO.

Loco estoy; que, à no estar loco, Mi gusto tuviera en poco Y à tanto amor ofendiera Loco me tiene el contento De ver la ventura mia. Pues paga amor en un dia Tantos siglos de tormento. Que es posible que Leonora, Julio, te dió este papel ? Que es posible que Isabel Me llama, busca y adora? Que rendi aquel imposible, Tan dificil de vencer?

Oh amor! grande es tu poder,

Todo á tu imperio es posible. Vuélveme, Julio, á alumbrar; Que pienso que estoy soñando.

JULIO.

Laurencio, estás deseando, Y eso te hace dudar. El papel es de Isabel. Y me lo dio su criada; No es tu ventura soñada:

LAURENCIO.

Oye, mi Julio, el papel. (Lee.) « Pudo el tiempo y el amor Dar fin à tantos enojos; »Vos me rendis mil despojos, Yo os confieso vencedor; «Esta noche de mi amor »Triunfaréis en mi jardin; »Ved primero que es el fin »El casamiento tratado; »Mirad que hay árbol vedado, »Y es mi honor el serafin.»

JULIO

¿Creerás que ya estas despierto? Creerás que Isabel te adora?

LAURENCIO.

Creeré que pudo Leonora Darme vida, estando muerto.

Y no creerás que has perdido El juicio?

LAURENCIO.

Si lo creo: Mas ¿quien cumplió tal deseo, Que le quedase sentido? ¿Yo tu esposo? El seso es poco; Loco estoy ; ¡ que he de gozarte!

JULIO.

Bien haces, si has de casarte, En haberte vuelto loco; Que así disculpa tendrás De hacer tan grande locura. Casarte llamas ventura? Adelante lo verás: Dime, ¿cómo no reparas En que el Duque, mi señor, La tiene á Isabel amor? ¿ Ya se nace con dos caras? No lo aprendiste de mi; Jamás requebré tu dama; No hay gusto como la fama, Muy à lo viejo naci. Mira que aventuras mucho, Y que al Duque debes mas.

LAUBENCIO.

Vive Dios, que loco estás, Y aun yo lo estoy, pues te escucho; Mas me debo á mi que á él, No quiero morir de amor, Y mas quiero ser traidor Que perder à mi Isabel.

Es resolucion de amante, Pero no de caballero.

LAUBENCIO. Calla, y mira, majadero, Que viene gente.

Un gigante Mas largo que una esperanza De corte me ha parecido; Paga de tramposo ha sido, Concertadme esta mudanza. Temblando estoy de temor, Y vengo acá por valiente.

Salen CLAUDIO r COSME.

Sin duda que es esta gente. COSME.

CLAUDIO. Tanto que peor. COSME.

Ellos son.

Mirenlo bien: No nos den por dar à otros.

LAUBENCIO. ¿ Qué es esto? ¿ Quién sois vosotros?

COSME.

Escuchad, Laurencio.

LAURENCIO.

¿A quién?

COSME. Cosme, vuestro primo, soy. LAURENCIO.

¿Qué quereis?

Vengo à buscaros, Y aparte quisiera hablaros.

LAURENCIO.

Empezad; que ya lo estoy.

COSME.

Estoy, Laurencio, ofendido De vos.

LAUBENCIO.

¿De mi?

COSME. De vos, si. LAURENCIO.

Pues ya me teneis aqui.

COSME

Desterrado y perseguido, Por vos, salgo de Florencia En el campo os quiero hablar; Que allá os he de preguntar Si os dió Alejandro licencia Para pretender su dama.

LAURENCIO.

Sois su tutor?

Soy su amigo.

LAUBENCIO. Pues desde aqui, Cosme, os digo Que tanto el Duque me ama, Que os quitó à Isabel à vos Solo por dármela á mi; ¿Quereis mas?

COSME. No es para aqui.

LAURENCIO.

Es mi mujer, vive Dios,

COSME. (Enojado.) Salios, en siendo mas tarde, A Miraflor, gran traidor.

LAURENCIO.

Yo os aguardo en Miraflor.

COSME.

Adios pues.

LAUBENCIO. El cielo os guarde. (Vanse Cosme y Claudio.)

JULIO.

¿Qué es esto?

LAULENCIO. Obra de pariente ; No quiere mas de matarme, Y parò en desafiarme.

¿Y qué has de hacer? Que es valiente. LAURENCIO.

¿ Qué? Gozar á mi Isabel Mientras él está al sereno.

Como hidalgo, que andas bueno. LAURENCIO.

Asi he de vengarme dél; Porque yo he de publicar Que sali y él no salió.

JULIO.

Lo mismo me hiciera yo, Mas bien tienes que pensar. Considerar que Isabel Te llama para casarte, Tu primo para matarte, No sé cuál es mas cruel; Elige el riesgo menor, O salir desafiado, O muerto, ó salir casado; Que no sé cuál es peor.

LAURENCIO.

Gracioso estás, oye un poco; Que han abierto aquel postigo De Isabel.

JULIO.

Dios sea conmigo. LAURENCIO.

¡Ay mi Julio, que estoy loco! JULIO.

Por Dios, que es bien menester.

Sale LEONORA.

LEONORA.

Es Laurencio?

LAURENCIO. El mismo soy;

Rato há que aguardando estoy. LEONORA. Sabeis lo que habeis de hacer?

La puerta se quede abierta, Porque podais fácilmente Salir, si mi padre os siente, Sin que oiga que abris la puerta; Traeis criado?

LAURENCIO. Y muy fiel. LEONORA.

Pues quédese aqui aguardando, Y entrad, y os iré guiando; Que está oscuro.

LAURENCIO.

Mi Isabel, Cuándo he de poder pagar Tanto amor?

LEONORA. (Ap.) Bien lo he engañado. LAURENCIO.

Guarda, Julio, con cuidado Esta puerta.

> (Vanse.) JULIO.

Hombre á la mar.

Entróse, pero yo quedo Con notable riesgo aqui; Pero ¿que se me da a mi? Animo, que todo es miedo. Luego veinte han de venir; Pero ¿ no bastarán dos? ¿ Qué digo dos? Vive Dios, Que de uno pienso huir.

Parece que viene gente; Miedo les quiero poner, Pues ellos no han de saber Si soy gallina ó valiente; Pongo la capa à lo bravo, Y sueno espada y broquel.

Sale EL DUQUE, muy galan, v QCTA VIO, su criado, de noche.

DUOUE.

Aqui vive mi Isabel.

JULIO. Bueno va, la industria alabo.

DUQUE.

Aqui vive la belleza Que adoro, y yo muero aqui.-Octavio, yo me perdi.

OCTAVIO. Mucho quiere vuestra alteza.

DUQUE. Resistese y es hermosa.

OCTAVIO.

Escribirla.

DUOUE. No me escribe. OCTAVIO.

Regalarla.

DUOUE.

No recibe.

OCTAVIO.

¿No es pobre?

DUQUE.

No es codiciosa. OCTAVIO.

¿ No es mujer?

DUOUE. Y necio vos. OCTAVIO.

Olvidarla.

DUQUE. Es fuerte el gusto. OCTAVIO.

Forzarla.

DUQUE. No será justo.

OCTAVIO.

Pues encomendarse à Dios.

DUQUE.

Octavio, no ballo medio Para remediar mi suerte Y entre la vida y la muerte, El morir es mi remedio; Cada noche vengo aquí , Y aun no me ha querido habiar.

OCTAVIO.

Fuerte cosa es porfiar En lo imposible.

> DUOUE. Ay de mi! OCTAVIO.

Muy bueno está vuestra alteza Para tratar de casarse.

Mujer que puede mudarse Es mi mal.

OCTAVIO.

Brava dureza.

DUOUE. Vamos; que estoy con disgusto.

OCTAVIO.

¿Falta Laurencio?

DUOUE. No es eso: Aunque yo, Octavio, confieso Que sin et no tengo gusto ; Débole grande amistad, Y estimole mas que à mi; Pero ¿ no está un hombre alli?

JULIO. (Ap.) Ya me vieron.

DUQUE. Esperad; Que me cuesta ya cuidado. Porque no alcanzo à qué fin En la puerta del jardin De Isabel está parado; Mucho holgara conocelle. OCTAVIO.

Buen talle tiene.

JULIO. (Ap.) Aquí es ello;

Colgado estoy de un cabello.

DUQUE.

Llegad à reconocelle.

JULIO. (Ap.) Acabóse la maraña; El diablo me trujo aqui.

OCTAVIO.

¿Caballero?

JULIO. Dice à mí? OCTAVIO.

Si.

JULIO.

Pues pienso que se engaña Porque no soy caballero. OCTAVIO.

No es caballero?

JULIO. No, à fe.

OCTAVIO.

Pues ¿ quién es?

JULIO. Yo no lo sé.

OCTAVIO. Será algun gran majadero.

JULIO. Por Dios, que me conoció; Pero aunque es gran barbarismo No conocerse à sí mismo, No soy el primero yo.

OCTAVIO.

El es loco.

JULIO. Dice bien;

Pues sirvo sin ser premiado.

DUOUE.

Octavio, ¿ quién es?

OCTAVIO. Ha dado

El hombre en no decir quién , Y parece hombre de humor, Que acaso se paró allí.

JULIO. (Ap.)

No va muy malo hasta aqui, Si saliera mi señor.

Dice que es un majadero, Y dice verdad el hombre. DUOUE

Haced que diga su nombre. (Vuelve Octavio à Julio.)

OCTAVIO.

Majadero ó caballero,

#### LOS MÉDICIS DE FLORENCIA.

Que todo lo puede ser, Suplicoos que me digais Quién sois o como os llamais, Porque lo quiero saber, Y excusareis un enfado.

JULIO.

Jesus, de muy buena gana; Que por cosa tan liviana Cualquiera enojo es pesado. Yo sof, para entre los dos, Poeta y sastre; mirad Si os puedo decir verdad.

OCTAVIO.

Pues diréismela, por Dios.

JULIO.

Si haré, escuchad un poco; Que, aunque es mi oficio mentir, Por fuerza lo he de decir, Por lo que tengo de loco.

OCTAVIO.

Pues decid el nombre.

Mas, por Dios, que lo he olvidado; No debo estar bautizado.

OCTAVIO

¿Quieres que te mate, hombre?

JULIO.

No por cierto.

OCTAVIO. El nombre di.

JULIO.

Vive Dios, que va de veras; ¿ Quién me ba metido en quimeras? Yo me llamo don Pialí.

OCTAVIO.

Nombre de moro y con don?

JULIO.

Hay dones en Berberia.

OCTAVIO.

Este es loco y desvaria.

JULIO.

Todos los hombres lo son, Cada uno por su camino.

DUQUE.

¿Dijote quién era ?

OCTAVIO.

Si El poeta don Piali.

Qué notable desatino! Yo estoy de muy buen humor Para locuras; echadlo De aquesa puerta ó matadio; Que es todo celos amor.

OCTAVIO.

Pues, hombre, sastre o poeta, O dejad la calle al punto, O la vida.

Todo junto. Olga, señor estafeta, Que en gran confusion estoy, Sin saber lo que he de hacer; Mas, pues me dan à escoger, Responda que ya me voy. (Vase.)

DETAVIO.

Ya se fué.

DUQUE. Ya me ha pesado, Octavio, que se haya ido Sin haberle conocido; Estoy con grande cuidado. Corred al punto tras él, O matadlo ó traedlo aqui.

OCTAVIO.

Yo voy.

Oh celos de amor cruel! Si era galan de Isabela, Mas venturoso que yo? ¿Si fingió ser loco ó no? Mas si; que amor es cautela. Quiero llegarme al postigo, Quiero negarme ai postigo, Quizà podré averiguar Mis celos; que mi pesar Hoy ha de acabar conmigo. Vive el cielo, que está abierto, Cierta mi sospecha ha sido; ¡Que no hubiera conocido A quien de celos me ha muerto! Que haya quien goce el favor Que no pude merecer! Mas fué eleccion de mujer, Mas the election de Indict, Que apetecen lo peor. Ardiendo estoy y temblando; [sigo? ¿Qué haré? ¿á quién busco? á quién Mas ¿cómo, abierto el postigo, En la calle estaba hablando? Gran mal hay; ¡viven los cielos, Que tiene dentro el galan! ¿Los dos gozándose están, Cuando yo muero de celos? Este guardaba la puerta, Y yo no quiero aguardar que me acabe aquí el pesar, Pues que la he halfado abierta; Vive Dios, que he de saber, Entrando allá, quién ha sido El hombre que ha merecido Gozar tan bella mujer. (Vase.)

### JORNADA SEGUNDA.

Sale LAURENCIO, de la misma suerte que entró en el jardin, de noche, y LEONORA.

LEONORA.

Mi Laurencio, tarde es ya.

LAURENCIO.

No es tarde, aguardad un poco, Mi Isabela; que estoy loco. ¡Cuán presto el tiempo se va! En mi vida no os he bablado, Y ya que os hablo, no os veo, Y apenas el bien poseo, Cuando el tiempo se ha pasado. Oh, si nunca amaneciera!— Oh Apolo, deten tu coche. Y haz eterna aquesta noche, Asi en mas feliz carrera Alcances la fugitiva Dafne, no en laurel frondoso, Sino en medio cuerpo hermoso, Menos ligera y esquiva.

Quién mas que yo deseara, Laurencio, que fuera asi?

LAURENCIO.

Mas ¿ cómo me he de ir de aquí Sin ver vuestra hermosa cara? Sin luz del sol he gozado, Sin luz del sol ne gozado, y entre tan grande ventura, Siendo sol vuestra hermosura, A escuras me babeis dejado; Tened, mi bien, encendida Luz, y estad muy confiada; Que pareceréis gozada Lo mismo que predendida Lo mismo que pretendida.

LEONORA.

Será el milagro mayor Que ha hecho amor.

LAURENCIO.

Es verdad; Pero en tan grande beldad No es el milagro de amor, Sino de vuestra hermosura.

LEONORA.

Dejad eso; que ya es tarde. Señor, así Dios os guarde, Que será gran desventura Si acaso mi padre os siente; Lleváos la llave con vos, Y cerrad, y guárdeos Dios, Y venid mañana.

LAURENCIO.

Ausente De vos, ¿cómo tendré vida? ¿ Cuándo he de poder gozaros Sin miedo? Quiero abrazaros, Del alma hermosa homicida.

LEONORA.

Adios, mi Laurencio. LAURENCIO.

Adios.

LEONORA. (Ap.)

Vo le he engañado muy bien. (Vase.)

LAURENCIO.

¡ Qh, mal haya el tiempo, amén, Que nos divide á los dos! Adios, plantas, adios, fuentes, Que con el agua y el viento Celebrasteis mi contento ; Pero ¿qué es esto? Allí bay gente.

Sale EL DUQUE, muy despacio, del modo que entró en el jardin ; Laurencio se aparta, embozado, entre unos ramos.

DUQUE.

Por todo el jardin he andado, Y no he visto á nadie en él. Perdona, casta Isabel, Este celoso cuidado; Yo ofendi tus generosos Pensamientos soberanos, Mas son los celos villanos; Y asi , son muy maliciosos. Oh cuán venturoso fuera Si en este jardin gozara Mi Isabel, si se ablandara! Mas es diamante y yo cera.-Plantas, decidselo vos, Así el viento bullicioso Siempre con soplo amoroso Os regale; mas pay Dios!

(Mira à Laurencio.) ¿No está alli un hombre encubierto? Ah ingrata! ; perdon te pido, Cuando el galan escondido Gozas, habiendome muerto? Sin duda que este es el hombre
A quien el otro aguardaba.
Cielos, gozándola estaba;
Sabré, vive Dios, su nombre;
Pero ¿el honor de Isabela?
¿Qué honor cuando estoy rabiando?

LAURENCIO.

Aca se viene llegando, Gran mal el alma recela: Si es Ceflo, que me ha-sentido? Mas no: que si Ceflo fuera, Con mas cólera viniera A cobrar su honor perdido, Sin duda que es escudero

DIEGO XIMENEZ DE ENCISO.

De casa, ó es mi criado, Que por burlarme se ha entrado En el jardio.

Caballero?

LAURENCIO. (AP.)

No es su voz, y ya se abrasa
El alma; ¿ quien puede ser?
La voz quiero conocer;
Mas hombre fuera de casa,
Estando Julio á la puerta,
No es posible; mas ¡ ay cielos!
Que ha dado vida á mis celos
Una fe que juzgo muerta.
¡ Si es otro galan que ha muerto
À Julio y ha entrado en casa?

Qué es esto que por mi pasa?
No sé si yerro ni acierto;
Si doy á este hombre la muerte,
Es forzoso que al ruido
Despierten, y soy perdido;
Que no es bien que desta suerte
Ande un duque de Florencia,
Que ha de casarse mañana
Con la beldad soberana,
Hija del César; paciencia,
Paciencia, celos y amor;
Mas, si se acierta á saber,
¿Qué dirá el mundo, si el ser
Le debo al Emperador?
Y mas con hija de un hombre
Que á Italia revolverá
Por vengarse.

LAURENCIO. (Ap.)

Ahora bien, yo sabré el nombre; Quiero sacarle á la calle O al campo, esto es lo mejor.

LAURENCIO. (Ap.)
¿Si es el Duque, mi señor?
Que es su voz, su andar, su talle.

Ah hidalgo?

LAURENCIO. (Ap.)

Quiero fingir La voz, que el Duque es sin duda; Hoy la fortuna se muda. ¿ Qué he de hacer? Qué he de decir? buove.

A mi me importa saber Quién sois y qué haceis aquí. LAURENCIO. (Ap.)

Si lo ha sabido (¡ay de mí!), ¿ Qué tengo de responder ? ¿ Si conoció mi criado A la puerta? Si avisó Cosme al Duque? Pero no; Que, aunque enemigo, es honrado.

¿Sois sordo? ¿ Qué haceis aquí?

Animo.

Decidme el nombre.

¿Quién me lo pregunta?

Un hombre.

Jamás á un hombre temí; Si sois deudo ó pretendiente De mi Isabela, yo soy Su primo, y casado estoy Con ella, Si sois prudente, No alborotemos la casa; Que estoy casado en secreto, Y es bien que tengais respeto A Isabela.

¿Aquesto pasa?
De celos no estoy en mi.—
Yo gusto de respetar,
Por su honor, este lugar;
Mas salgámonos de aqui;
Que en el campo ó en la calle
Sabréis que no puede ser
Isabel vuestra mujer.

(Ap. Gran traza, yo he de engañarle.) En el campo es lo mejor.

Pues señalad el lugar.

LAURENCIO.

(Ap. De Cosme me he de vengar.) Al valle de Miraflor.

DUQUE.

Pues seguidme.

LAURENCIO.
Ya yo os sigo,
Pero no por esta calle.
(Ap. A Cosme hallara en el valle;
Hoy morira mi enemigo.
En gran peligro me vi,
Pero muy bien me he librado;
Cosme me ha desafiado,
Y el Duque sale por mi.)
(Vanse.)

Sale COSME, como salió en la primera jornada.

COSME.

Cansado ya de esperar
Mi contrario en Miraflor,
Sale à campaña mi amor,
Con él he de pelear;
Si llego à considerar
Que por el Duque cruel
Dejo à mi amada Isabel,
Peno, dudo, rabio y digo
Que yo soy un fiel amigo,
Pero no un amante fiel;
¿ Qué baré, fuerza de mi estrella,
Que amar al Duque me inclina?
Rara influencia divina,
Que tanto gusto atropella.

Perdóname, Isabel bella,
Que te dejo y no te olvido;
Y pues al campo he salido,
Y a pienso vencer así,
Porque, en venciéndome à mí,
Lo demás doy por vencido.

Sale EL DUQUE, despacio.

Alli viene un caballero, ¿Si es acaso mi enemigo? El es; esta vez castigo La traicion de un lisonjero,

Un grande rato há que espero A mi contrario en el valle; Gran necedad fué dejalle, Sin darle en el jardin fin , Pues al salir del jardin Se me fué por otra calle. Agradézcalo à Isabela Y al César, que su temor Pudo obligar à mi amor A sufrir esta cautela; Pero en vano se desvela Quien jamás tuvo ventura. No vi noche mas oscura, Yo mismo, à mi no me veo.

Que no halle á quien deseo La misma noche procura; Apenas sé dónde estoy. ¡Oh noche! Un bulto está allí, Sabré si es él.—¿Sois vos?

Meted mano, que yo soy; Yo soy, acabad; que estoy Cansado ya de esperar.

Tambien lo debeis de estar De vivir.

Y muy cansado, Y como desesperado, He de morir o matar. BUQUE.

Pues yo os vi con menos fieros No há mucho, y con mas paciencia, Y antes que os mate, licencia Me dad para conoceros.

No salen los caballeros Al campo à burlarse así.

Decid quién sois.

Yo.
DUQUE.
Vos?
COSME.

DUQUE.

Loco de cólera estoy; Villano, ¿ignoras que soy Cosme, tu primo?

¡Ay de mí!
COSME.

COSME.

Cosme soy, el desdichado
A quien tanto has perseguido;
Cosme, del mundo temido,
Y Cosme, del mundo amado;
Soy quien tres veces le ha dado
La vida al Duque cruel;
Y soy su amigo mas fiel,
Quien le acudió en su pobreza,
Quien le sirvió en su riqueza
Y quien le ha dado à Isabel;
Soy à quien mas ha debido
Y à quien peor ha pagado;
Soy quien sale desterrado...

DUQUE. (Ap.)
El traidor me ha conocido.

COSME.

Por lo bien que le he servido,
Y soy quien tan pobre estoy,
Pudiendo ser duque hoy
De Florencia.

Hay cosa igual!

Y matando à un desleal, Sabras, Laurencio, quien soy.

Basta, Cosme, ya lo sé.

Qué es esto? (¡Valgame Dios!)

Puerza es que fuérades vos Quien tan alevoso fué. ¿ Esta es la palabra y fe Que me disteis? Mas, en fin, Sois hombre bajo y ruin; Bien cumplis el juramento, Prometerlo en mi aposento, Y gozarla en el jardin.

Decid que no os he hallado Dentro dél, y que es traicion De Laurencio, ó ilusion, Todo cuanto me ha pasado; Vos mismo habeis confesado Que de Isabel sois marido, De vos mismo lo he sabido; a Soy tirano? soy cruei? ¿ Vos el amigo mas fiel? ¿ Págoos mai lo bien servido?

cosme. (Turbado.) Señor, ¿yo jardin? yo amor? ¿Yo casamiento? ¿Tú aquí? Laurencio... No te ofendí.

DUOUE.

¿Turbado estás? (¡ah traidor!)
Al valle de Miraflor
Salimos desafiados;
Ya estamos bien apartados,
Defiéndete; que, por Dios,
Que con uno de los dos
Se han de acabar mis cuidados.
Tú no me puedes negar
Lo que yo acabo de ver;
Si Isabel es tu mujer,
Yo soy quien te ha de matar;
Vivo yo, no has de gozar
El bien que por ti he perdido.

COSME.

Ni mi palabra he rompido,
Ni yo te he desafiado,
Ni en el jardin me bas hallado,
Ni soy de Isabel marido.

Ya, traidor, no han de valer Tus fingidas humildades.

COSME.
Si no has de escuchar verdades,
Dame, gran señor, la muerte.

(Arroja la espada.)

Si hare, porque desta suerle Fenecerà mi dolor; Toma la espada, traidor, O te matare sin ella.

(El Duque le va tirando de estocadas, y Cosme con la daga ó el broquel se defiende, y éntranse.)

¡ Hay mas desdichada estrella! Tente, aguarda, oye, Señor.

#### Salen LAURENCIO y JULIO.

JULIO.

No le dejé el postigo por cobarde, Sino porque Alejandro no me viera; Que, à no ser nuestro Duque (Dios le [guarde),

Ni entrara en el jardin ni yo me fuera.

No en vano hagas de tu pecho alarde; Deja eso ahora, porque el alma espera Saber qué dice Ceño al papel mio.

LAURENCIO.

'JULIO.

De su arrogancia y su vejez me rio.

En fin?

Llegué à su casa.

Di adelante.

JULIO.

Por Ceflo pregunté; salió el buen viejo, Si bien caduco, altivo y arrogante, Casi en los hombros de Isabel fue es-[pejo,

A su cielo, Señor, sirvió de Atlante;

Dile el papel, leyó, tomó consejo Consigo, pidió el báculo, y despacio Y bien confuso llega ya á palacio.

LAURENCIO.

¡Oh si llegara ya!

JULIO.

Ya estará en casa. -

LAURENCIO.

¿Viste á Isabela?

JULIO.

No, mas vi à Leonora; Es hembra altiva y de favor escasa, No me valiò decirle sol ni aurora, Ni aquello que me biela y que me abra-LAURENCIO. [Sa.

¿ Qué dijo de Isabel?

JULIO.

¡Oh! que te adora.

¿ Qué mas te preguntó?

JULIO.

Fiestas y entrada Del César; que por tí no han visto na-LAURENCIO. [da.

¿ Por mi?

JULIO.

Por no enojarte no han salido.

Oli venturoso yo con tal esposa!

No hay ventura, Señor, sobre marido. Gasté lindo almacen y culta prosa, No me quedo ni talle ni vestido, Galan ó desaírado, fea ó hermosa, Aderezos de calles y caballos, Que, por ser viejo, dejo de pintallos; La salida del César à la empresa De Lutero, y sus falsas herejias, Sus partes, el valor de la Duquesa, Lugares, ceremonias, cortesias, Familia, ostentación, comedia, mesa, Juegos, fiestas, saraos, alegrías, Y por sentir á Ceño en tu aposento, No digo en un romance todo el cuento.

LAURENCIO.

A recibirle voy; que es sangre mia.

Sale CEFIO.

CEFIO.

Laurencio, Dios os guarde.

¿Cuándo mi casa mereció este dia?

Cuando el tiempo burló mi antiguo Que á ser cuando fortuna obedecia, Porfuerza, no por gracia, el brazo mio, (Llora.)

No pisaran mis pies estos umbrales, Presagio triste de mayores males.

LAURENCIO.

No hagais menos mi gusto con la pena, Que causa aquese llanto, esos enojos.

CEFIO.

El alma, como está de males llena, Revienta por la boca y por los ojos; No os admireis, que el hado me condena A que rinda á su imperio estos despo-

Mas, dejando esto aparte, este criado Me dió vuestro papel y gran cuidado; Decisme que osaguarde en mi posada, Porque teneis que hablarme.

LAURENCIO.

Asi lo digo.

CEFIO.

Así pues, aunque ya no ciño espada, No aguardo dentro en casa á mi ene-

No luenga edad la sangre tiene helada; Que este brazo, que un tiempo fué cas-De los tiranos Médicis, ahora [tigo Restaurará su patria vencedora; ¿Qué me quereis y adonde ? Qué á esto

Las armas y hora señalad, que es tarde.

LAURENCIO: [detengo; Ah Cefio! ah padre! ah tio! ¿en qué La atada lengua, en la razon cobarde? No os desafio yo, mi patria vengo; Que es caso feo que l'Iorencia aguarde Dueño tirano, esclavitud pesada, Teniendo ese consejo y esta espada; Si los Médicis fueron sangre mia, Sangre mia tambien los Pazos fueron; Ya todos con rigor y tirania Se vengaron, si necios se ofendieron; Acábense los bandos, liegue el dia Tan deseado, que mis ojos vieron, Que olvideis vuestro enojo y seais mi (Alborótase Cefio.) [padre;

Dadme à Isabel y libertad mi madre. Haced, Señor, mi suerte venturosa, Merezca, si es posible, ser marido, Padre y señor, de mi Isabel hermosa, Pues el si de su boca he merecido; Haced tambien mi patria venturosa, Que toda Italia ayuda me ha ofrecido; Hay armas, ocasion, gente y dinero, Y solo el si de vuestra boca espero.

CEFIO.

¡Hay tal maldad! hay tal atrevimiento! ¡Cuán vana siempre fué la vil riqueza! ¿Que que pa en la arrojado pensamiento Igualar tu caudal con mi nobleza? ¿Mi hija me has pedido en casamiento, Cuando por mi linaje y su nobleza El mismo César me parece poco? ¡Soberbio presumir, oh jóven loco! ¡Tan bien salieron los ilustres Pazos be otra vez que casaron en tu casa? ¿A mi te atreves, que te haré pedazos, Y aunpolvos, con el fuego que me abra-

¿La mano á mi Isabel? ¿Cuándo mis bra-Fzos,

Aunque Alejandro con el sol se casa, Han de eclipsar los Médicis tiranos? ¿La mano á mi Isabel, teniendo manos? Quédate, vano, rapacillo, loco, La mano á mi Isabel?

LAURENCIO.

Ciclos, ¿qué es esto?
Tio, Señor, escucha, espera un poco;
Considera mas bien lo que he propuescerio. [to.

A nueva furia mi rigor provoco.

LAURENCID.

Mira, Señor, que el cielo lo ha dispuesto; Advierte que he gozado à mi Isabela.

¿Es verdad lo que dices, ó es cautela? ¡Válgame Dios!

LAURENCIO:

Señor, yo la he gozado;
Del alma y del jardin tengo las llaves;
Sin tu gusto con ella estoy casado,
Mi calidad y hacienda ya lo sabes;
Considéralo menos enojado;
No determina bien los casos graves
La cólera; si en esto te he ofendido,
Perdon mil veces à tus pies te pido.

Gielos, ¡qué escucho! ¿para tanta afren-

DIEGO XIMENEZ DE ENCISO.

Guardasteis este viejo tantos años? ¿Cómo es posible que mi honor consienta

Deste traidor tan viles desengaños? La misma honestidad mi casa afrenta; ¿ Isabela gozada por engaños? No puede ser, es virtuosa, es sábia ;

Mas, si es mujer, ¿ qué dudo? Ella me Qué haré, cielos, qué baré? Dadme

(consejo. Pues que me habeis dejado sin sentido. LAURENCIO.

Señor, lo que conviene te aconsejo, Mira que soy tu sangre y su marido. CEFIO.

Calla, villano, calla; que, aunque viejo Sabré cobrar mi honor, si está perdido; A Italia he de alterar y al mundo. (Vase)

LAURENCIO.

Padre, Oye à Florencia, pues la llamas madre; Su libertad ofrezco; aguarda, espera. ¡Hay furia igual! hay condicion mas vana!

¿ Que me niegue á Isabel, cuando pu-[diera Ser duque de Florencia y de Toscana? ¡Hay mas triste suceso! A Dios pluguiera

Que la mano mas vil, mas inhumana Te quitara, Alejandro, estado y vida, Pues por ti pierdo mi Isabel querida; ¿Qué haré, si ha de matarla? ¡Estoy Mal haya el Duque, amén. [sin seso!

Sale JULIO.

: Favor notable ! No se ha visto de amor tan grande ex-

El gran Duque, y con serlo, mas afable, Te visita en tu cuarto.

LAURENCIO

¡Hay tal suceso!

JULIO.

En la antesala está; ¿no es variable La fortuna, Señor?

LAURENCIO.

¿Vió à Cefio acaso?

JULIO.

No lo ha visto ninguno.

LAURENCIO.

¡Extraño caso!

Entra EL DUQUE, mny galan, y ACOM-PAÑAMIENTO.

DUOUE.

¿Laurencio, primo?

LAURENCIO.

¡Gran señor! ¿qué es esto? ¿Tan grande exceso ha hecho vuestra falteza

Con un criado suyo, el mas humilde? DUQUE.

Como me habeis faltado algunas noches A tan grandes festines de palacio (En secreto.)

Y en tan grandes pesares de allá fuera. Y me escribisteis que os faltaba el gusto Y la salud, he estado con cuidado, Y vengo à visitaros por enfermo; ¿Cómo os hallais?

LAURENCIO.

Confuso y aun corrido

De la merced que vuestra alteza hace A esta humilde hechura de sus manos, Las cuales beso por merced tan alta; Ya estoy bueno, Señor.

DUQUE.

Ea, estad bueno; Que he menester, Laurencio, vuestra

por si os dura, primo, la tristeza, Villacayan es vuestra, cuyos prados, Montes y sierras, rios y jardines Han obligado á olvido a los antiguos; Que fueron maravilla de los hombres, Y no es mucho que haga maravillas Por daros gusto, pues que no le tengo Si os falta à vos.

Los piés de vuestra alteza He de besar, porque, poniendo en ellos (Hincase de rodillas.)

La boca, signifique en las acciones Lo que calla la lengua, de turbada.

DUOUE. Los brazos tengo yo para mis dendos, A quien estimo tanto; alzad, Laurencio. Déjennos solos; que quisiera hablaros.

LAURENCIO. Despéjennos la sala, caballeros .-

(Vanse.) [Leza? Ya se han ido; ¿qué manda vuestra al-DUQUE.

Quisiera de un traidor una cabeza; Muy enojado estoy.

LAURENCIO.

Señor, ¿ conmigo?

DUQUE.

No, Laurencio; ¿con vos? Andad, pa-[riente. LAURENCIO.

Mil vueltas habia dado el pensamiento. Imaginando, gran señor, la causa, Y no la hallaba.

DUOUE.

Claro está, Laurencio. LAURENCIO.

Talteza? ¿ Quién, Señor, ha enojado á vuestra DUQUE.

Quién pudiera atreverse sino es Cos Confiado en el César, que le estima Por la fama que tiene en toda Italia? Cubrios, Laurencio.

LAURENCIO.

Gran señor.

DUQUE.

Cubrios. Ya os conté que la noche desdichada, Vispera de mis bodas venturosas, Que no me acompañasteis, fui á la calle De mi Isabel, adonde balle aquel hom-[bre

Arrimado al postigo, á quien Octavio Nunca pudo aleanzar.

LAURENCIO

Ya lo be escuchado. Y cómo en el jardin estaba Cosme, Y llevó á Miraflor á vuestra alteza. Como si allí estuviera lo sé todo.

Quise matarle, y arrojó la espada; Mas no por eso se aplacó mi enojo.

LAURENCIO.

Hiriôle vuestra alteza?

DUQUE.

Bien quisiera, Pero no me aguardó; yo estoy celoso. Muera Cosme, Laurencio.

LAURENCIO.

Cosme muera.

DUOUE.

Temo que en Trebia vivirá escondido. Y Trebia està muy cerca de Florencia; Sóbrame amor, y fâltame paciencia.

LAURENCIO. Poder te sobra, si te falta dicha.

DUQUE.

Pues venza mi poder à mi fortuna; A este hipócrita adora toda Italia, Los foragidos le apellidan Duque; Y en fin, ama á Isabel, que es mas de-

Y en sumuerte, Laurencio, está mi vida, La quietud de mi estado y es mi gusto.

LAURENCIO. Que te obedezca todo el mundo es jus-

DUQUE. Llámenlo por edictos y pregones, Y en tanto que el proceso se fulmina, El poder y el amor, invictos jueces, Me mandan que yo goce á mi Isabela O por fuerza ó por gusto.

LAURENCIO.

¿De qué suerte, Señor?

DUQUE.

A la Duquesa Le he dicho que Isabela es prima mia, Muy pobre y muy hermosa, y que no es justo

Aventurar la fama de mi sangre, Permitiendo que viva con un viejo Tan pobre como Ceño y tan caduco; Que la traigamos luego à mi palacio Por dama de su alteza, donde pienso, Gozándola, acabar con mis pasiones, Y con Cosme, y con cuantos intentaren Quitarme el bien que yo no he merefeido.

No puedo mas, Laurencio; estoy cefloso,

Rabiando estoy, estoy desesperado. LAURENCIO. (Ap.)

El cielo contra mí se ha conjurado. ¿Podré estorbar resolucion tan grande? DUQUE.

¿Qué dices?

LAURENCIO.

Que advierta vuestra alteza Que aventura su estado y su persona Ŝi goza de Isabela sin su gusto.

¿Por qué? Hablad.

LAURENCIO.

Quisiera no enojarte. DUOUE.

Decid, Laurencio.

LAURENCIO.

Es belicoso el padre, La ofensa grande, tiene muchos deu-Y los Médicis somos tan odiosos, [dos, Que con pequeña causa nuestra patria Se ha de alterar y sacudir el yugo, Que tan pesado les parece à todos. [ble, La libertad, Señor, siempre fué ama-Y el señorío que adquirió la fuerza Está sujeto á fáciles mudanzas. Mire bien vuestra alteza lo que intenta.

DUOUE

No os he vistojamás mas elocuente En persuadirme cosas de mi gusto; La prudencia (no evita el mayor daño?

LAURENCIO.

Si , Senor.

DUQUE

Pues ¿qué haré? ¿Temeré en duda La súbita mudanza de mi estado, O estorbar de mi muerte el fin preciso? Si no gozo à Isabela, yo soy muerto , Y si gozo à Isabela, tendré vida ; Y vivo yo, verèmos quién se atreve A mi estado y persona.

#### LAURENCIO.

Mejor fuera Que no biciera mudanza de su casa; Que si viene à palacio, mi señora Es fuerza que descubra este secreto, Y que el César lo entienda por sus car-DUQUE.

Serà muy gran delito contra el César? Será bien que, dejándola en su casa, La goce Cosme à su placerlas noches, Muriendo yo las noches y los dias? Basta, no me canseis.

#### LAURENCIO. (Ap.)

¡Ay, prendas mias! Cielos, ¿qué haré? ¿ Direle mi secreto? Pero de suerte está, que ha de matar-DUQUE.

Haced poner, Laurencio, la carroza, Y vamos à la casa de Isabela, Donde seréis testigo de la suerte Que se ablandará Ceño, mi enemigo.

LAURENCIO. (Ap.) De mi deshonra habré de ser testigo.

DUQUE. Id vos delante, y avisad á Cefio Que me aguarde en su casa.

LAURENCIO. (Ap.)

Mal haya la privanza, hacienda y vida, Que me cierran los labios. Matarélo; Que yo no he de sufrir tan grande agra-¿Qué decis? Qué teneis? [vio.

LAURENCIO.

Estoy sin gusto De ver que vuestra alteza persevere En tal resolucion. Temo un gran daño.

DUQUE. No teme amor ni admite desengaño, (Vanse.)

Sale ISABELA, muy bizarra.

#### ISARET.A.

Si vivo en vos en este apartamiento, Como estoy viva, ausente de mi vida? Y si dejé el vivir con la partida, ¿Cômo es posible que este daño siento?

Si siento, ¿como del humano aliento No me priva una pena tan crecida? O ges que la pena está en el alma asida, Que imita en lo inmortal á mi tormento?

Mas ¿ cómo el alma se quedó conmi-Y no partió, mi Cosme, á acompañaros, Siendode y actionados Siendo de vuestro cuerpo el masamigo

Bien quisiera partir allà à gozaros; Mas yo, que solo el bien de amaros sigo, No la dejé por no dejar de amaros.

Sale LEONORA, alborotada,

LEONORA.

¡Señora , señora mia! Dadme albricias de un gran gusto. Cosme ...

¡Ay, Dios! ¡Qué bien empiezas! Prosigue, prosigue, ¡presto!

LEONORA.

No puedo mas; que estoy muerta, Porque de solos dos saltos Subi toda la escalera. A Cosme he visto en la calle.

ISABELA.

¿En la calle?

LEONOBA. Y en tu puerta. ISABELA.

¿Qué dices?

LEONORA. Oue está en tu sala. ISABELA.

Loca estoy! ¿Quién tal creyera? Daré voces? Pero no. Contento, tened paciencia, Que importa disimularos: Que amor huye de quien ruega. Pruebe Cosme mis desdenes; Que el que no sabe de penas No sabe estimar los gustos, Y lo fácil se desprecia.

Sale COSME.

COSME.

:Isabela!

ISABELA. ¡ Cosme!

COSME.

Bueno. Haz que se salga allá fuera Leonora.

> ISABELA. ¿ Leonora? COSME.

SI

ISABELA.

¿Qué quieres?

COSME. Morir quisiera. ISABELA.

Bueno es, Cosme, tener vida, Y para que no la pierdas, Podrás irte de mi casa; Que si lo sabe su alteza, Castigarà justamente Que hayas vuelto à entrar en ella; Que quien es tan fiel amigo, Quien hace tantas finezas, Que deja su misma dama Casi entre sus brazos muerta, Es lástima que amancille Con una hazaña tan fea La bien divulgada fama, Que horró la suya Grecia. Si aquel ardor invencible Con que intentó tu soberbia El desprecio de mi amor, No le aviva tu nobleza. Qué hará de tantas estatuas Con que ha intentado Florencia Celebrar tan grande hazaña, Haciendo tu fama eterna? Esta es palabra de noble? Esta es, Cosme, la promesa Que al Duque y à Dios hiciste? ¡Qué presto diste la vuelta! Ahora bien, véte con Dios; Que, aunque es de mujer mi lengua, Por lo bien que te he querido, Yo callaré esta flaqueza Mira, Leonora, la calle, No pase álguien que le vea; Y en saliendo, cierra luego,

Que temo que se nos vuelva; Y con tauto, Dios te guarde. (Hace una reverencia y como que se va, y detiénela Cosme.)

COSME

Aguarda, aguarda, Isabela: Que yo no vengo à rogarte Ni à hacer al gran Duque ofensa. Vuelve, y no, vana, presumas Que con desprecio me venza Ni tu discrecion valiente Ni tu bermosura discreta. A tu casa he vuelto ahora Solo por saber quién sea Quien mereció en tu jardin Mas que un duque de Florencia; Quien entra por el postigo A gozar la primavera Que en tus mejillas de rosas Vinculó naturaleza ; Quién fué el galan venturoso...

ISABELA. (Se enoja y da un golpe en la manga para soltarse.) Detente, Cosme, no quieras Disculparte con mi infamia,-La puerta, Leonora, cierra, Y echa de casa ese loco

La puerta, Leonora, cierra, Y abre à la noche el postigo Del jardin para mi afrenta.— Vive Dios, que has de escucharme.

ISABELA.

Habla mas paso.

COSME.

Si hiciera, A no estar loco y rabiando. Afuera, locas promesas, Hechas à un tirano dueño, Que solo lisonjas premia. Afuera, valor soberbio; Que no hay valor que se atreva A resistir en el alma Ejércitos de belleza. (Todo à las gentes.) Celoso estoy y rendido; Si hay algun hombre que tenga De nieve ù de bronce el pecho, Intente accion como aquesta. (Mira à Isabela.)

Celoso vengo á saber Quién en tus jardines entra À gozar el dulce fruto Que sembraron mis ternezas; Quién es à quien das la mano De esposa, para que sea Tirano de mi ventura, Salteador de mis finezas; A quien rindes los favores, Que hacer dichoso pudieran Al mismo amor, si atrevido Osara á tan alta empresa; A quién en solos dos días Abres, Isabel, la puerta, Si en tantos años no pudo Hallarla mi dicha abierta. Porque prometi no verte, Mal baya tan vil promesa Te entregaste à ajeno dueño; Baja vengañza, Isabela. No dieras tiempo à mi agravio, Pues diste tanto à mis penas? Qué fácilmente castigas Y qué fácilmente premias! ¿Son estos, di , los extremos, Las lágrimas , las ternezas , Los desmayos , los suspiros Con que sentiste mi ausencia? ¿No respondes? ¿Qué me dices , Que siquiera no lo niegas?

Callando me das tormento, Y tû el delito confesas.
Abora bien, yo te he perdido, Y es muy justo que te pierda Quien dejó por su enemigo La mas estimada prenda; Mas si es verdad que los ruegos, En la muerte ó en la ausencia, De los que bien se quisieron Suelen tener mayor fuerza, Yo, que estoy mortal, te ruego Que saber de ti merezca Si has escogido à Laurencio Por dueño de tu belleza; Que con verdad que me digas, Partirá el alma contenta, Y celebrarán tus bodas Mis funerales exequias.

Primero llegue mi muerte.
¡Ay, mi bien! ¿ hablas de veras?
Que entendi que tus disculpas
Buscabas entre tus quejas.
¡Yo bodas, y con Laurencio?
Yo jardin? Yo amor? Yo puerta?—
Leonora, ¿qué enredo es este?

LEONORA. (Ap.)
Quiero disculpar su ofensa,
Fingiendo otro nuevo agravio.

ISABELA. (Ponga à Leonora à la puerta, v éntrese.)

Será disculpa muy necia.—
Yo, Cosme, no soy mujer
De quien presumir pudieras
Bajas venganzas de amor;
Que es doctrina de otra escuela.
Revuelve toda la historia
De tu amor y mi firmeza,
Y verás en mil ejemplos
Cuánto te quiere Isabela.
Laurencio, el Duque y el mundo,
Igualado à tu pobreza,
Los estimo en lo que piso,
Y esto te doy por respuesta.
¿Quieres mas?

COSME.

Viven los cielos,
Que fué tan cierta mi ofensa
Como yo soy desdichado;
Mira si hay cosa mas cierta.
Laurencio en tu misma calle,
Queriéndole yo echar della,
Me juró que era tu esposo;
Y por tu honor, Isabela...

Quedo corrida!

COSME.

Y yo muerto.
Y con mi lealtad muy necia
Le llamé traidor al Duque;
Y él, entre risa y soberbia,
Me dijo, entre mil agravios:
«Yo no pretendo à Isabela
Para el Duque, el Duque si
Para mi; y porque ella
Me favorezca y te olvide,
Te destierra de Florencia.»
No le crei, y por vengarme,
Le replique que se fuera
Al valle de Miraflor,
Donde entendi que mi ofensa
O mi vida dieran fin;
Pero son ambas eternas.
Allí le esperé hasta el alba,
Que entonces, en vez de perlas,
Salió sembrando desdichas,
Cogiendo yo el fruto dellas.
Vi venir un caballero,
Y el deseo, no las señas,

Me persuadió ser Laurencio;
Quise matarle, y pudiera,
Si al descubrirse no viese
Al gran duque de Florencia.
Quedé atónito y suspenso,
Todas las acciones muertas;
Y el Duque, muy enojado,
Entre bien injustas quejas,
Me dijo que en tu jardin
(Atada tengo la lengua)
Vió entre sus plantas un hombre;
Y preguntando quién era,
Le dijo que era tu esposo,
Y pensando que esta ofensa
O esta ventura era mia,
Me quiso matar por ella.
¡Pluguiera à Dios! Pero, en fin,
Mi lealtad y mi nobleza
Huyeron del Duque airado;
Que aun la natural defensa
Entendí que le ofendia,
Y por desusadas sendas
Vengo, Isabela, á tu casa.
Mira tú ahora, Isabela,
Si yo no entré en tu jardin,
Quién en tus jardines entra.

Esa es invencion del Duque.
Si tus celos no te ciegan,
Te sacarán de tu engaño
Las razones de mi ofensa.
Si dices que me pretende
El Duque para que sea

El Duque para que sea Esposa de su criado. ¿Qué mucho que el Duque quiera, (Esté atento Cosme á la disculpa de Isabela.)

Infamándome, obligarte
A que dejes à Isabela?
Desafias en tu nombre
A Laurencio, y cuando esperas
En el campo tu enemigo,
Sale à matarte su alteza
Claro està que si Laurencio
Al Duque no lo dijera,
Que no lo supiera el Duque
Y que al valle no saliera.
Ese es concierto de entrambos;
Y cuando mi esposo fuera
Laurencio, ¿ para qué fin
Una mujer de mis prendas
Entretuviera à su primo?
Calla, Cosme; que es vergüenza
Sufrir tu necia lealtad
Ni hablar en estas materias.
Véte luego de mi casa,
Ni me escribas ni me veas;
Véte presto.

Aguarda, escucha, Vuelve, por Dios, Isabela, A referir lo que has dicho; Que va el desengaño apriesa Alumbrando mis sentidos; Mas ¿ quién del Duque creyera Que, para darla à Laurencio, Me quitara à mí mi prenda? De un grave sueño despierto. Afuera, celos, afuera; Que Isabela es mi mujer.

ISABELA. Eso es si quiere Isabela.

COSME.

Sí querrá; que injustos celos No fueron jamás ofensa Que no merezca perdon; Pero ¿qué loco creyera Que los señores engañan. Que los señores no premian? ¡Ah gran duque! Ah primo mio! Ah Alejandro! ¿Asi se dejan Servicios de tantos años? Asi el honor se atropella De una mujer principal? Mas ¿qué importa que así sea, Si yo estoy desengañado? Basta ya, locas quimeras.

En fin, the de perdonarte?

Si; que es deidad la belleza.

Ahora, Cosme, yo te adoro, No hagamos las burlas veras; Tuya soy.

Dame los brazos.

Si daré, porque lo creas. Por el Duque me dejabas?

Isabel, no lo refieras; Que, aunque fué el delito grave, Bastó el dejarte por pena. Pongamos remedio en todo.

ISABELA.

Lo que importa es que me quieras,
Que fies mas del amor,
Que á tu enemigo no creas,
Que ha de ser dueño tirano;
Que te salgas de Florencía;
Que é mí me lleves contigo;
Que le demos cnenta al César,
Para que escriba á mí padre
Y remedie tu pobreza.

Yo, mi bien, quiero lo mismo.

Fácilmente se conciertan Amantes que bien se quieren.

Baste estas paces por fuerza, Que yo merezca tus brazos.

Yo los doy, porque me creas.

Sale LEONORA, muy apriesa.

LEONORA.
¡Señora, grande desdicha!
¡Sabela.
¡Qué hay, Leonora? Dilo apriesa.
LEONORA.

Tu padre casi difunto, La barba toda revuelta, Los ojos llenos de llanto, Con gran cólera y gran priesa Por la escalera se sube, Y ya le siento aqui fuera.

¡Válgame Dios! ¡Qué desgrac!! Si te vió entrar, yo soy muerta.

No es posible que me viese; Ten aliento.

ISABELA.

Abre la puerta

Deste tocador, Leonora.—

Escóndete, Cosme, y cierra.

(Escóndese Cosme en el tocador.)

Sale CEFIO, muy alborotado.

CEFIO. ¿Está en casa Isabela ? la està en casa à tu servicio. CEFIO. (Ap.)

s verdad? Si es cautela? s de liviandad me ha dado indicio, buena su madre, ay favor contra el amor de padre.

ISABELA.

mandas?

CEFIO, Estás sola? ISABELA.

ora está en la sala.

CEFIO.

Salte afuera.

En una y otra ola úa mi honor en mar de afrenta fienos aqui alguno? [ra.)

ISABELA. Qué viejo está mi padre, qué im-[portuno!) nos oye.

CEPIO. Infame, ta vil de mis honradas canas, isi es bien que te llame, que las aras del honor profanas; ujercilla loca, cuchillo de mi vida poca, ha de aquel brocado ejieron los griegos y latinos, dio que ha abrasado omenajes de mi honor divinos ; o, si el ser me debes

sas sin mi gusto? ¿A mi teatreves?

ISABELA.

Senor!...

COSME. (Ap.) ¿Que es esto? CEFIO.

yo nombre se estremece el orbe?

COSME. (Ap.)

fortuna el resto.

CEFIO.

ngo brazo que mi afrenta estorbe. ISABELA.

, escucha un poco.

COSME. (Ap.)

lo sabe todo; yo estoy loco, atará à Isabela?

CEFIO.

tengo de escucharte?

ISABELA.

Mi disculpa.

CEF10. alguna cantela.

ISABELA. engañé jamás, ni hallo culpa i inocente pecho. s, ¿quién te ha enojado? ¿ Qué te merta, que ventana, [he hecho? estas, qué vestidos, qué paseos, s amiga liviana, anos pensamientos, qué deseos i jamás has visto?

CEFIO.

ieva furia el animo revisto. ma hipocresia delibrarte de mís fieras manos, que la sangre mia aste con los Médicis tiranos, nas infame dellos ste la ocasion por los cabellos. lentro de mi casa de tu galan o tu marido?

ISABELA. (Ap.)

El sabe lo que pasa.

COSME. (Ap.)

Si la quiere matar, yo soy perdido; Que el honor y la vida He de arriesgar por Isabel querida.

CEFIO.

Tú elegiste, en efeto, Como majer, y yo con estos brazos Estorbaré que un nieto Junte otra vez los Médicis y Pazos. (Quiere darla.)

: Señor!...

COSME. (Ap.) ¿Saldré? ¿ Qué espero? ISABELA.

Padre, escúchame y muera. COSME. (Ap.)

Yo primero ...

CEFIO.

¿Qué tengo de escucharte, Si Laurencio de Médicis...

COSME. (Ap.) Ah cielo!

CEFIO.

Ha llegado á gozarte?

ISABELA.

¿Laurencio à mí?

COSME. (Ap.) ¿Qué oí? Rabio de celos. CEFIO.

Por el jardin ha entrado Laurencio y te ha gozado, y te has casa-Yo lo sé de su boca.

ISABELA

¿Posible es que à Laurenciono conoces? El miente. (Ap. ¡Yo estoy loca! Cosme lo escucha todo.)

COSME. (Ap.)

Daré voces,

Porque mi pena es tanta, Que no cabe del pecho á la garganta. Engañome Isabela.

ISABELA

Laurencio te ha engañado. COSME. (Ap.)

Tú me engañas. ISABELA.

Ay, padre, que es cautela!

COSME. (Ap.) [nas! ¡Ay, que muriendo, amor, me desenga-ISABELA.

Llama à Laurencio luego, Vapercibe el cuchillo, el lazo, elfuego, Si en mi presencia osado Que me gozó, ni aun que me habló, di-Con mi infamía ha intentado [jere; Que me case con él ó desespere. Pues ¿tal de mi has creido?

CEFIO.

Siendo mujer, en poco te he ofendido; Mas si con tanta infamia Laurencio ha pretendido el casamien-Si fueras Laida ó Lamia [10, (Siendo mi bija), à tanto atrevimiento Diera castigo tanto, Que fuera Italia mar desangre y llanto. Dejaréte encerrada, Y yo iré por Laurencio, aguarda un Y si no estàs casada, [poco; Deste soberbio mancebillo loco Tù veras el castigo; Y si lo estás, yo moriré contigo. (Vase, y cierra la puerta.) ISABELA.

Aqui, Señor, te espero. COSME.

¿Cerró la puerta?

ISABELA Si.

COSME

Procura abrir; que muero. Oh, quien tuviera la del alma abierta, Y quedara en tal calma , Que , pues murió mi amor, muera mi

De qué sirvió, Isabela, [alma! Si es verdad que Laurencio te ha goza-Dar con tan vil cautela [do, Vida y ventura à un muerto, à un desdi-Dejárasme en mi suerte. [chado? No sintiera otra vez desdicha y muerte. Sin seso estoy, yo rabio;

Abreme, si es posible; que no cabe En tu casa mi agravio.

Cielos, ¿qué es esto?

ISABELA.

Escucha; que no hay llave. COSME

¿Qué pregunto à los cielos? Esto es amor?

> ISABELA. ¡Mi Cosme!...

COSME

¡ Estos son celos!

Si acabo de decirte Que Laurencio pretende mi deshonra, Por qué has de persuadirte A que dice verdad?

COSME.

Porque à tu honra

Ninguno se atreviera, Ni à tu padre Laurencio lo dijera, A no ser tu marido. Abreme ya, o la puerta haré pedazos.

ISABELA.

Mi bien, mi padre es ido Por Laurencio ; yo quiero que tus bra-Me dén muerte afrentosa [zos Si dijere el traidor que soy su esposa. COSME.

Hay mujer semejante? Abre, Isabel, no intentes nuevo engaño; Si la puerta es diamante, No aguardaré tan flero desengaño.

ISABELA.

Pues aguardar no quieres, Muera de amor por quien de celos mue-Acabeme tu espada. COSME.

¿Qué intentas, Isabel?

Morir contigo.

COSME.

Detente.

ISABELA.

Soy bonrada; Quiero acabar, pues triunfa mi enemi-Del bien que yo tenia.

¿Quién vió tal confusion como la mia? Suelta ; que yo te creo. [ do? Pues ¿quieres que no oiga lo que he oi-

ISABELA.

Ya te he dicho verdad, no es mi marido; Aguarda el desengaño.

COSME.

No aguardo por lo menos menor daño. Y vive Dios, si es cierto Que se atrevió Laurencio á tu deshon-Que aqui ha de quedar muerto, [ra, Yo con vida y sincelos, tú con honra.

ISARELA.

Escondete; que vienen. [ nen! COSME. Oh, cuán gran fuerza las mujeres tie-(Vase.)

#### Sale CEFIO.

CEFIO.

Apenas pisé la calle, Cuando encontré con Laurencio En un coche, tan apriesa, Tan turbado y tan suspenso, Que apenas me conocia; Paró, y díjele, en efeto, Con cuántas veras negabas Tu infelice casamiento. «Yo he dicho verdad, responde; Gran mal hay. Vámonos presto A casa; que ha de ir el Duque A ver á mi prima luego.» Yo, extrañando la visita, Medio loco, y él sin seso, Llego con Laurenció á casa.

ISABELA. Pues dile que entre à Laurencio.

#### Entra LAURENCIO.

LAURENCIO.

Ya, Isabela, estoy aqui; Ni sé si vivo ó si muero. Escucha á lo que he venido.

ISABELA.

Mejor será que primero Averigüemos verdades.

COSME. (Ap.)

Aflojad un poco, celos.

¿Sabes, Laurencio, quién soy? COSME. (Ap.)

Bien empieza.

LAURENCIO.

Bueno es eso Para quien està sin vida. Si lo haces por respeto De las canas de tu padre, Sé, Isabel, que eres mi dueño.

ISABELA.

Si dices que me has gozado Y casádote en secreto Conmigo, digo que mientes Como infame caballero; Y si à mi honor te atreviste Por ver à mi padre viejo, Para vengar mi deshonra Valor y nobleza tengo. Confiesa cómo has mentido; Y si no, viven los cielos, Que he de ahogarte entre mis brazos, Porque seas escarmiento De alabanzas fabulosas De galanes destos tiempos.

LAURENCIO.

Parece que hablas de veras; Si supieras qué hay de nuevo, No negaras lo que pasa.

ISABELA.

¿Qué pasa, traidor Laurencio? LAURENCIO. Niegas que eres mi mujer?

CEFIO. Di la verdad.

Si . lo niego.

COSME. (Ap.)

¿Qué importa, si él lo confiesa? LAURENCIO.

Si por el miedo lo has hecho De tu padre, advierte, prima, Que ya es diferente tiempo.

El Duque viene à tu casa, Cansado de los desprecios De pocos años de amante; Que el poder se cansa presto. Quiere llevarte à palacio, Y ya por fuerza o por ruego Me dice que ha de gozarte; Que ignora mi casamiento. Mira, Isabel, si es razon Que á tu padre le neguemos One estás casada conmigo, Y que pongamos remedio En tu deshonra y la mia,

O que yo rabie de celos. CEFIO.

¿Quedan mas males, fortuna? COSME. (Ap.)

¿Quedan mas desdichas, cielos?

¿El Duque te pretendia? COSME. (Ap.)

Engañado me ha Laurencio; No sabe el Duque su amor.

ISABELA. (Ap.)

No vió igual desdicha el tiempo. Qué haré, que Cosme lo escucha? Pues que no he perdido el seso Cuando estoy perdiendo á Cosme, No es posible que le tengo.

¿Qué respondes, Isabel? ISABELA.

Respondo que es otro enredo. Padre, Alejandro pretende Que me case con Laurencio, si me lleva á palacio, Será porque tenga efecto; Que el Duque lo sabe todo.

LAURENGIO.

No lo sabe, vive el cielo. (Ap. ; Hay mudanza tan notable?) Mira no presuma desto Que tienes piedad del Duque.

CEFIO.

(Ap. Cordura es mudar consejo.)
Isabel, dime verdad,
Pierde el temor y el respeto;
Que yo quiero perdonarte, Y como tu quieras, quiero Que te cases con tu primo, Y los dos me deis un nieto, Con que olvidemos agravios. ISABELA.

¿Qué es casarme ? Plega al cielo Que si tal cosa ha pasado Jamás por mi pensamiento, Que aquí me trague la tierra.

COSME. (Ap.)

¿Tiene mas pena el inflerno? LAURENCIO.

Isabel, ¿ estás en tí? Si los cipreses funestos, Si las hiedras amorosas, Que envidiaron mis requiebros; Si las estatuas hablaran, Si las fuentes, que tuvieron

Mudas entonces las lenguas, Por dar buen ejemplo al viento, Contaran nuestros amores, No los negaras tan presto. No los negaras tan presto.
Isabel, en fin mujer,
¿Posible es que, cuando vengo
Casi sin alma à tu casa,
Procuras que salga muerto?—
Cefio, ¿no es esta la llave
De tu jardin? Dime, Cefio,
¿Esta es letra de Isabel? (Dale el papel que le dió Leonora.)

Lee el billete.

CEFIO. Va lo leo.

LAURENCIO.

No me llama? No me da Palabra de casamiento? No me señala el jardin Por talamo, y el silencio De la noche por la hora Del mas felice suceso?

Esta es, Isabel, tu letra. ISABELA. (Ap.)

Cielos, ¿ qué es esto que veo ? ¡El papel que escribi à Cosme Està en poder de Laurencio!

COSME. (Ap.)

Aquí se acabó mi vida; Calló Isabel!

> LAURENCIO. Di que miento. ISABELA.

Digo que mientes mil veces. ¡Loca estoy!

CEFIO.

Del mal el menos. Isabel, deja locuras; Mas quiero que sea mi yerno Laurencio que tu galan Alejandro. Ya esto es hecho.

ISABELA.

Mira que no estoy casada.

CEFIO.

Pues si no lo estás, yo quiero Que con Laurencio te cases. Dale la mano.

LAURENCIO.

Qué intentas , si te he gozado?

COSME. (Ap.)

Que esto escucho! Que esto veo! ISABELA.

Padre, yo no he de casarme, Porque ni quiero ni puedo; Que estoy casada con otro, Con quien te diré à su tiempo. Si liviandad te parece Pon tú la espada, yo el cuello, Y quitándome la vida, No me culpará mi dueño.

CEFIO.

Hay tan grande desvergüenza?

COSME. (Ap.) Conjuráronse los cielos

Con mi desdicha este dia. CERIO.

Mataréla.

LAURENCIO. Tente, Cello; Oue al Duque siento en la calle. lo averiguare el misterio Desta mudanza, y en tanto

Pongamos los dos remedio En nuestra afrenta.

CEFIO.

Sobrino, No temas, yo soy tu suegro, Ya olvidé nuestros enojos; Que la humildad y el respeto Con que me buscaste padre, Me obligaron y rindieron.

LAURENCIO.

Tus piés besaré mil veces,

CEFIO.

Levanta, hijo, del suelo. Defiende à Isabel del Duque; Que de Isabela yo espero Que hará lo que la mandare.

LAURENCIO.

No sé, padre; no lo entiendo. (Vanse.)

Sale COSME.

COSME.

Fuéronse ya? Abre, Isabel, Por donde salir; que temo Que he de acabar hoy con todo; Echame de casa presto, O vive Dios, de dar voces Que me abraso, ¡ fuego , fuego !

ISABELA

Oye, Cosme, mí disculpa, Y quedaras satisfecho.

No tienes que disculparte. Tù no escribiste el papel,
Tù no escribiste el papel,
Tù no llamaste à Laurencio,
Tù no le diste la llave Del jardin, ni le hallò dentro El Duque, ni estàs casada, Ni lo que decir no puedo; Porque quiere mi desdicha Que no me acaben mis celos. Abreme, ó diré que estoy Encerrado en tu aposento, Para que me mate el Duque.

(Da voces.)

Laurencio! -; Alejandro!-; Celio!

ISABELA.

Mi bien, mi señor, mi Cosme, Que te pierdes y me pierdo; Calla, y à cualquiera parte Do la fortuna y el tiempo Me arrojare, vé a buscarme; Que este papel de Laurencio A ti lo escribi, mi Cosme, Y hay notable engaño en esto. Con Leonora lo envié: Con Leonora lo envié;
Preguntale tú el suceso,
Si acaso el Duque me lleva;
Que yo, Cosme, bien me acuerdo
Que el día que te partias Te pregunté si te dieron Este papel, y olvidéme De pedirle y de rompello. Esto es verdad, ten cordura; Que algun dia querrá el cielo Que vivas desengañado.

COSME.

Déjame, Isabel: que muero.

No des voces.

COSME. ¡Vive Dios!

#### Entra LEONORA.

LEONORA.

El Duque, Laurencio y Cefio Aguardan en la antesala.

Ay Cosme! encierrate presto; Que yo salgo à recibirlos. — Tù, Leonora, avisa, luego Que sevaya el Duque, à Cosme, Y cuentale, mientras vuelvo, A quién diste mi papel. Mira, Leonora, que temo Gran traicion en este caso. — Y si este tirano liero Me llevare à su palacio, Haz, Cosme, lo que te ruego. (Vasc.)

LEONORA.

Véte con Dios, no aventures Mil vidas por unos celos. Yo vuelvo en yéndose el Duque.

COSME.

Dime, Leonora, primero La historia deste papel.

LEONOBA. Luego; que ahora no puedo. (Vase.) COSME.

¡Ah Leonora! espera, aguarda. — Fuése. ¡Otro engaño, otro enredo! De concierto están las dos. Ah Isabel , cuán tarde veo Que te has burlado de mí! Pues desta vez querrá el cielo Cuelgue la roja cadena En el soberano templo
Del divino desengaño,
Pues con tal rigor me has hecho
Testigo de mis desdichas;
Que ya no las llamo celos.

### JORNADA TERCERA.

Salen ISABELA y LEONORA, con capotillos y sombreros de camino, x COSME, con gaban y una cayadilla, muy galan.

ISABELA.

No admires, Cosme ingrato, El verme en Trebia en traje peregrino; Que amor abre el camino, ence dificultades; Admira mi firmeza, Soberbia vencedora de su alteza, Dejásteme en las manos De poderoso amante, Que à la flaqueza mia Opuso su poder y bizarria, Ejércitos formando Ejércitos formando
Contra mi gran pobreza
De ambicion y riqueza;
Y viéneste, filósofo,
A ver sábias abejas
Entre rudos pastores,
Componer escuadron contra las flores.
Cuando mis ojos tristes,
Excediendo los mares,
Lágrimas vierten, que llamabas perlas
Y con tus labios ibas à cogerlas,
Te vienes muy de espacio
A ver nativas fueutes,
Alabas sus resurtes diferentes, Alabas sus resurtes diferentes, Que, lazos de cristal, riegan del cielo En diluvios de aljófar á este suelo. Del jabali cerdoso

Al conejo medroso,
Del simple pajarillo
Al águila real, que es su caudillo,
Hasta el pez inocente,
Con red, perros y anzuelos
Les haces cruda guerra,
En el sire, en el agua y en la tierra;
Y no ves, descuidado,
Mayores assechanzas Mayores asechanzas De un duque despreciado, Que con menos sosiego, En aire, en agua, en tierra, si no en Con celos te hace guerra, [fuego, De que tiembla ya el aire, el agua y Que en mi retrete te dejé escondido Me llevó á su palacio Ese duque tirano; Ese duque tirano; Alli mi padre anciano, No como flaco viejo; A mi defensa remitió el consejo; Prendióle, y por vengarme Le conté à la Duquesa El intento amoroso De su traidor esposo; Soltó à mi padre luego, Y llevóme à mi casa; Llamé à Leonora al punto, Y enojada, pregunto [Cosme, Qué es de un papel que, siendo para Se le entregó à Laurencio, Y quién de mi jardin le dió la llave. Niega que no lo sabe; Despidola de casa, Y con rigor promete Descubrir el enredo del billete; Quise dejarlo todo Sin darte mas disculpa; Que no se debe dardonde no hay culpa. Viendo tu infame trato, Tu duro corazon, tu pecho ingrato, Cuando con mil pregones Llamé à Leonora al punto, Cuando con mil pregones En las públicas plazas Con libelos y edictos, Dicen ya libremente Que contra el Duque conjuraste gente, Y tienes prevenidos Los mas de los reheldes foragidos. Los mas de los rebeldes foragidos.
Oféndese Florencia,
Adonde eras amado; [chado.
Que siempre fué bienquisto el desdiEl pueblo se amotina,
Matan los pregoneros
Y rasgan los editos.
Y en alabanzas cambian tus delitos;
Y el Duque, mas prudente,
Con perdonarte, apaciguó la gente;
Mas temen que en secreto
No te quite la vida; que es discreto.
Con este pensamiento, Con este pensamiento. Cuya voz se derrama por Florencia, Pido al viejo licencia, Y a Trebia parto al punto Con solos dos criados , Secretos y obligados , Fingiendo que venia En santa romeria
A esta vecina iglesia
De la Virgen del Huerto,
Que es mar, nave, farol, estrella y puerAqui, Cosme, he llegado,
Aunque ofendida, à verte;
Por excusar tu muerte
Vengo à desenganarte,
Si es que quieren los cielos;
De tus injustos celos;
Vengo à ofrecerte osada,
Si temes tu enemigo. En santa romería Vengo à offecere osada, Si temes tu enemigo, Un corazon que siempre está contigo. De mi pequeña casa, Por si ausentarte quieres, Traigo en joyas y en oro

#### DIEGO XIMENEZ DE ENCISO.

Y en rica voluntad pobre tesoro.
Dispon de todo ahora,
Y examina à Leonora
Y busca al desengaño;
Prueben tambien tu daño,
Que yo à ofrecerte vengo
Un alma que no tengo,
Una mujer rendida,
Un pobre caudalillo y esta vida.

Yo confleso, Isabela , Que , en Trebia retirado , Quise vivir del todo descuidado ; Dieron mis ignorancias juveniles A cortes y à ciudades treinta abriles, De donde, si no aumento, Saqué desengañado un pensamiento. Pensé que mi pobreza
Me sirviera de muro; [seguro;
Que el pobre en cualquier parte está Que el pobre en cualquier parte y vineme à esta aldea, Donde en dulce reposo Vivia, ni envidiado ni envidioso; Ni del Duque me acuerdo, Ni en nada soy culpado, Sino en ser desdichado; Ni he visto foragidos. Ni conjurado gente, Pero siempre padece el inocente. Aqui, como los dias Permanecen eternos, Revuelve la memoria Revuelve la memoria Nuestra amorosa historia. Aunque procuro ciego Aunque procuro ciego
El buscarte disculpa;
No la hallo, Isabel, todo te culpa;
Pues que un papel y llave,
Que, aunque calla Leonora, bien lo saMandaste que me diga
A quien dió tu billete;
Déjasme en tu retrete,
Y despues de una hora
Viene por mi Leonora,
Sácame de tu casa Viene por ini Leonora ,
Sácame de tu casa
Sin decir lo que pasa
Ni contarme el suceso ;
Vengo, perdiendo el seso ,
A retirarme á Trebia ,
Y cúlpasme de espacio
Que con el Duque te dejé en palacio. Señor desta alquería, Entre pastores rústicos suspendo El alma en armonia. Déjame aqui , Isabela, yo me entiendo; Déjame entre estas fuentes , Murmurando de estados diferentes , Y que entre peñas viva, Fatigando la caza fugitiva O admirando el misterio Del prudente escuadron del dulce im-Que de la vil fortuna Que de la vir fortuna No temo cosa alguna , Pues en su fácil rueda No ha quedado ya mal que me suceda. Ni yo ausentarme quiero; [tranjero. Que el pobre en cualquier parte es ex-Venga el Duque à mi aldea , Que no suele morir quien lo desea, Y tú vuelve á Florencia A entregarle à Laurencio El corazon y vida, Y el oro que has traido; Que el oro mas precioso

LEONORA.

No respondas, Señora;

Viva tu honor, y muera ya Leonora;

Que si hasta aqui he callado.

Fué malicia, fué miedo, fué cuidado.

Yo quiero bien à Julio,

Criado de Laurencio;

Es no vivir de nadie temeroso.

Del alma y del jardin le di la llave,
Delito fué de amor, si bien fué grave.
Encontréle la noche
Que me mandó Isabela
Que te diese el billete,
De tantas desventuras alcahuete.
Detáveme con Julio,
Y por hacerse tarde,
Le rogué que á tu casa
Te lo llevase luego,
Y con su engaño, dilatado fuego;
Porque el traidor, ingrato,
Con bien doblado trato
Se lo entregó à Laurencio,
Y aun le entregó la llave,
Con que ha dado colores
A fingidos favores;
Y porque no se case,
A costa de su fama,
Publica que Isabel le adora y ama;
Que en su jardin ha entrado,
Que le ha escrito el papel y se ha caSi no fuera mentira,
So negara Isabel el casamiento,
Pues su padre gustaba;
Y baste por disculpa,
Aunque en esto no hay culpa,
Gonocer á Laurencio.

COSME.
No digas mas, Leonora;
Que yo te he perdonado,
Y tu me has satisfecho. — [cho;
Perdóname, Isabel, lo que yo he heQue aunque sufrir queria,
Por los ojos brotaba el alegría.
Tejamos mil abrazos
Con amorosos lazos,
Celebren mis pastores
Nuestros dulces amores. —
Prados, ya llegó el dia
En que Isabel es mía;
Cantadle la vitoria
Al santo desengaño,
Divino triunfador del ciego engaño.

ISABELA.

Deja, Cosme querido,
Extremos y recelos,
Y guárdame un favor para otros celos;
Lo que ahora conviene
Es, que partas á Roma,
Aunque pierdas tu hacienda
Y no goces tu prenda,
A ampararte del Papa,
Y á este tirano arrójale la capa,
Mira que está celoso,
Y es cordura temer al poderoso;
Teme tu injusta muerte,
Y despues no te quejes de tu suerte;
Que en torno de la luna
Los mas son los que se hacen su fortuCOSME.

Dices bien , Isabela ; Huya aqui la verdad de la cautela. — Claudio, ensilla caballos.

¡Ay Dios! ¿qué gente es esta?

Sale EL DUQUE, con CRIADOS con pistolas.

Dadles con las pistolas la respuesta ; Ese es Cosme , matadle.

COSME.

¡Valgame Dios!

Huyamos, que es el Duque, cosme.

Huye, Isabela, al coche. (Va

Cielos, ¿qué es lo que escucho?
Qué es lo que miro, cielos?
¿Vengo á matary muérome de celos !—
Oye, !sabela, espera.—
Tened esa mujer y Cosme muera.—
Aguárdame; que rabio,
Que averiguo mi agravio;
Yo mismo fui testigo
Del bien de mi enemigo.—
Muera Cosme, criados,
Pues mueren mis deseos malogrados.
Tened la ligereza
De esa mujer ó mónstruo de belleza;
Y tú, monte gigante,
Si te duele mi mal, ponte delante,
O en tan fiera huida
En duro mármol quede convertida;
¡Oh esquiva desdeñosa, [sal
Puesque huyes del sol, virgen frondo(Vase el Duque por la parte donde fue
Isabel.)

Sale COSME, huyendo, sin espada.

COSME.

Altas montañas de Trebia , Cuyos empinados riscos Con las estrellas se miden , A competencia de Olimpo , Amparad à un desdichado , Cuyos llantos y suspiros Robustas piedras ablandan , Triste aumento de los mios. Temblando estoy y turbado , ¡Valgame Dios! ¿qué habrá sido De Isabel y de Leonora?

JULIO. (Dentro.)

Hola, ahu.

COSME.

Voces he oido, ¿Si vuelve el Duque á matarme? Pero sin razon me aflijo. Un hombre es solo y á pié; Animo, corazon mio.

Sale JULIO, de camino, vestido graciosamente.

JULIO.

Hola, ahu; ¿ que no haya un alma? ¿En qué comedia se ha visto Que falte un pastor à un hombre Que se perdió en un camino? ¿ Adónde estará esta crmita Donde Isabela ha venido? Estoy por romper las cartas; Yo be dado en gentil oficio.

(Quitale la espada à Cosme.)

COSME.

Suelta la espada, villano.

JULIO.

Ladrones dieron conmigo ;
(Vase desnudando apriesa.)

Señor, hasta la camisa, Hasta quedar, como indio, En el puro cordoban, Está todo á tu servicio.

COSME.

¿ No eres Julio ?

JULIO.

Julio soy, Mas del miedo estoy tan frio , Que mas parezco Diciembre.

COSME.

(Vase.) Julio, ¿ no me has conocido?

JULIO.

Muy peor está que estaba; Que no me mates te pido.— No quede el mundo sin Julio; Que se quejarà el estio, Médicos y sacristanes.

Notable ventura ha sido! Deste sabré si Leonora Verdad o mentira dijo .-¿ Encontraste al Duque acaso?

JULIO.

Aunque de léjos, le he visto Que se volvia à Florencia.

COSME.

¿ Cómo bas errado el camino?

JULIO.

Perdime en esa montaña, Y por no serte prolijo, Dame licencia y tu mano.

COSME.

Hay mucho que hablar contigo; Adonde vas?

(Ap. Aqui es Troya, Cogió me , pescóme vivo.) Voy. Señor, con un despacho Del Pontifice, tu tio.

COSME

Pues ¿ has estado tú en Roma?

JULIO.

Casi un mes, y ayer venimos Laurencio y yo por la posta.

COSME.

Muéstrame el despacho, amigo.

JULIO.

El qué, Señor ?

COSME.

El despacho.

JULIO.

Ay señores! ¿quién tal dijo? ¿Pues un empacho del Papa?

Haz, Julio, lo que te digo, O darte he mil puñaladas.

JULIO.

(Ap. Luego me dará poquito.) ; A mi? Toma enhorabucua; Y por el porte te pido Que me dejes ir; que es tarde.

COSME

Yo te enseñaré el camino; Conoces una criada De Isabela?

He conocido A Leonora y otras muchas,

¿Si, Julio? Leonora digo. ¿Hazla gozado?

JULIO.

¿ Gozado?

COSME. Por lo menos tienes llave De su jardin.

JULIO. ¿Quien lo ha dicho?

COSME. Quién? Leonora.

JUL 10.

Di que miente; Que la llave del postigo Ella se la dió à Laurencio.

Luego ¿tú no la has tenido?

Yo, Senor? Para qué efecto? COSME. (Ap.)

Celos, donde no hay resquicios Para el sol entrais vosotros; Sutiles sois y atrevidos.

JULIO. (Ap.)

Leonora de Barrabás, ¿ Qué es esto? ¿ en qué me has metido?

COSME.

¿No te dió un papel Leonora, Que me dieses?

JULIO.

Yo no he visto Mas que uno para mi amo ; ¿ Quières que pierda el juicio? ¡ Qué notable testimonio!

Y dime, Julio, ¿ has sabido Si à Isabel gozò Laurencio? No lo digas.

JULIO.

No lo digo.

COSME.

(Ap. Engañadome ha Isabela; ¿Quién viô tan nuevo martirio? Celos en taza penada? Para morir resucito.) ¿Es de Laurencio esta carta? Di la verdad.

JULIO.

En mi vida fui alcahuete.

Presto veré si has mentido.

(Lee el sobrescrito.)

A la Señora Isabela, Que Dios guarde.

¿Cómo dijo?

¿ A Isabela escribe el Papa? JULIO.

Vendrá errado el sobrescrito.

COSME.

Temblando rompo la nema.

JULIO.

(Ap. Abrióla; yo soy perdido.) ¡Ay Señor, qué mal ha hecho!

COSME.

Ya estoy muerto, yaestoy vivo. (Lee Cosme, y va mirando à Julio de cuando en cuando, y hace muchas acciones de miedo.)

«Mi bien , yo he llegado bueno

»De Roma y à tu servicio.
»Con tus cartas y regalos
»Alegre y favorecido;
»A Prométesme que en Florencia
»Me dirás con qué motivo
»Negaste à Cetio, tu padre,
»Que estás casada conmigo?

Sabe Bios que la desco

»Sabe Dios que lo desco, »Y si à verte no be partido, »Es porque me manda el Duque

»Que no salga à recibirlo; »Vênte, y deja las novenas, Y no pongas en olvido

»Hacer favores à Cosme »Y escribirásmesi ha dicho

»En palacio que es tu esposo »Para que el Duque , mi primo , »Haga quitarle la vida. »Dios te guarde. — Tu marido. » Cielos, ¿ qué es esto que veo?

JULIO. (Ap.) No doy por mi vida un higo.

COSME.

Para matarme, Isabela, Me das favores fingidos? Amor, ¿qué ofensa te he hecho? Guando apenas he subido Con mi esperanza à la cumbre, Me devribas al abismo? Sisifo soy de tu infierno.

JULIO. (Ap.)

Yo tengo gentil aliño, Probome el alcahuetazgo.

Vive Dios, que, pues has sido Tercero de mis desdichas, Que has de llevar el castigo.

(Va Cosme à quererle ahogar, y caese-le à Julio otra carta.)

Señor, mira que me ahogas; Que me valgan, te suplico, Las leyes de embajador.

Otra carta se ha caido; Alza esa carta, villano; Muestra.

San Blas sea conmigo, Valgate el diablo por hombre.

Asi dice el sobrescrito: «A Bartolomé Valorio,» No es aqueste un foragido Enemigo de Alejandro Y Notable mal imagino! (Lee.) « Yo vengo ahora de Roma, »Y dejo ya prevenidos »Para libertar la patria »Los soldados que os he escrito; »Venios á Florencia al punto, Y aqui sabréis el designio »De todos los conjurados ; »Y porque me importa, amigo, »Matad luego al portador, »Que es Julio, un criado mio,— »Laurencio.»

milio.

¿Esto llevaba conmigo? Hay tan gran beliaqueria! Buen pago de mis servicios; Ay señores, qué mal hombre!— Cosme, tengo de decillo, Es un traidor, vive Dios; ¡Jesus! à no dar contigo, Me hubiera muerto Valorio.

Con cada letra me admiro! Libertar quiere à Florencia Laurencio !

JULIO. Estoy sin sentido. COSME.

Dime, Julio, ¿qué hay en esto? JULIO.

Quiere matar à tu primo.

Al Duque?

JULIO. Al Duque.

COSME. Es posible? Al Duque? | Extraño delito! Di , Julio , ¿ cómo lo sabes ?

JULIO. Porque lo trato conmigo, Pretendiendo con regalos Obligarme al homicidio; Mas yo, que toda mi vida No ofendi à Dios en el quinto, Le dije que no mil veces: Y asi, no anduvo advertido En flarme este secreto. Aunque tarde, lo previno Con el porte del despacho.

COSME. Amor y agravios olvido En tocándome en la vida Del amigo mas querido; Carácter fue tu amistad, Pues del alma no han podido Sacarte tantos agravios. Julio, yo me determino A que vamos à Florencia; Sepa el Duque les delitos

Deste traidor.

¿Estás loco? ¡Qué espantoso desatino! fu no sabes lo que pasa; No es mejor que entre estos riscos Aprendamos à ermitaños, Que en esta edad es oficio? Vo apostaré que à estas horas Dentro en Florencia ha metido Laurencio cuatro mil hombres, Y mas, que son infinitos Los linajes conjurados; Que, como Alejandro ha sido Muy tirano, están quejosos Y afrentados los vecinos. No vamos allá, Señor.

¿ Que en tan notable peligro Está el gran duque Alejandro? Cuántas veces, señor mio, Te previne esta desdicha! Mares son, que no son ríos, Mis ojos. — Julio, ¿qué haré? ¿Con qué industria, con qué arbitrio Podré dar la vida al Duque? Pero ¿ para qué me aflijo? Yo voy á entrarme en Florencia, Y con la espada que ciño Te defenderé del mundo, Y al son de mis tristes gritos Moveré à piedad las piedras, Si faltaren mis amigos Ya voy, ya voy, Alejandro; No temas, que yo estoy vivo, Y si yo llegare tarde, Al fin moriré contigo. Camina à Florencia, Julio.

JULIO. (Vase.) Vive Dios, que vas perdido.

#### Salen LAURENCIO Y LEONORA.

LAURENCIO. [dabas Perdona, que aunque supe que aguar-No he podido salir; vengo de Roma De visitar al Papa, nuestro tio, Que está muy malo.

LEONORA. ¿Y tú no vienes bueno? LAURENCIO.

Yo vengo, mi Leonora, á tu servicio; ¿Cómo está mi Isabel?

LEONORA.

Con gran cuidado. LAURENCIO.

Dióle mis cartas Julio, mi criado?

Que favorezca à Cosme, fué à la ermita De la Virgen del Huerto, junto à Trebia, Y sabiendo que el Duque andaba à caza, Casi à sus ojos se arrojó en la quinta De Cosme, donde el Duque los ha visto, Y por poco perdiéramos las vidas.

#### LAURENCIO.

No pude desear mejor suceso, [seso. Ya el Duque me lo ha dicho; pierdo el Él fué à matar à Cosme por su mano, Viendo el favor que tiene ese villano; Libróse á su pesar, y viene loco.

LEONORA.

Segun era su gente, no fué poco; Metióse Cosme en el frondoso monte, Y del Duque temblaba el horizonte; Isabela en el coche que tenia Volaba á par del viento, no corria; [do, Mas pienso que este Cosme es tan ama-Que los mismos soldados le han librado

No importa , no ; que el Duque es po-El le vendrá á matar ; que está celoso.

#### LEONORA.

Dejemos esto, y vamos á otra cosa : Un recaudo te traigo de tu esposa ; Como negó à su padre el casamiento En tu presencia, y por estar ausente, No te ha dicho la causa, està afligida.

#### LAURENCIO.

En tu boca, Leonor, está mi vida; Dime, ¿por que lo hizo mi Isabela? Que no en vano admiraba su mudanza; La industría de mujer todo lo alcanza.

#### LEONOBA.

Porque su padre la matara luego Si confesara que eras su marido; Que el gusto que mostraba era fingido. No se atrevió a decirlo por sus cartas, Ni aun de sus manos se atrevió à escri-[birte;

Yo fui la secretaria en esta ausencia; Teme que ha de matarla.

#### LAURENCIO.

¡Extraño viejo!

#### LEONORA.

Pero Isabel te adora de tal suerte, Que vida le será por tí la muerte; Quiere esta noche hacerte una visita En tu cuarto.

LAURENCIO. ¿ Qué dices ?

LEONORA.

Lo que pasa, Porque ya no es posible ir à su casa; Levantó las paredes, y el postigo Lo tapió de tal suerte, que es ventura Que aun el sol halle paso á la abertura

Leonora, ó tú me engañas, ó yo sueño; ¿Isabela en mi casa y yo su dueño?

Si, mas con tal melindre y condiciones, Que tehas de reir mucho; estame aten-

Lo primero, que no ha de haber persona Dentro en tu cuarto.

#### LAURENCIO.

Claro está, Leonora.

LEONORA.

Pues que no ha de estar claro es el [segundo;

No te espantes, Leonora, ni te rias; Dila que noches he de hacer los días. Ni habrá gente ni luz; pide otra cosa.

Que de tu cuarto me has de dar la llave, Porque, si acaso sales con el Duque, No estemos en la calle.

#### LAURENCIO.

Bien previene; Mas, como el Duque y yo somos amigos, El Duque tiene llave de mi cuarto, Y del cuarto del Duque yo la tengo, son llaves maestras del palacio, Y temo, como es tanta la privanza . No quiera visitarme.

LEONOBA.

Pues ¿ qué importa ? [te ? ¿Habrá mas de esconderse en tu retre. LAURENCIO.

Dices bien , ¿Isabela vendrá sola? LEONORA.

Yo me vendré con ella, pero al punto Me volveré por si llamare el viejo.

Esta es la llave, y esta una cadena En albricias del gusto que me has dado; Dila à Isabel... Mas no la digas nada; Di que el contento me ha dejado mudo.

Mujer que quiso bien , todo lo pudo.

LAURENCIO. El Duque sale; vé con Dios , Leonora.

LEONORA. No verá la cadena mi señora, (Vase.)

#### Sale EL DUQUE.

DUOUE.

Laurencio?

LAURENCIO. Gran señor? DUQUE

Partios al punto, Y decidle à Isabel (que ya ha venido De Trebia, segun dijo el Secretario) Que esta noche en su casa ó en la mia La he de gozar, ô que he de dar la muer-A su padre y à Cosme, su marido, [te Por quien ya mis justicias hau partide; Esto ya no es amor, sino porfia.

LAURENCIO. (Ap.)

Fortuna y celos, ya ha llegado el dia; Muera el Duque esta noche, muera el Notable traza el cielo me ha ofrecido.

DUQUE.

No vais, Laurencio? LAURENCIO.

Haz cuenta que he venido. (Vase.)

#### Sale OCTAVIO.

OCTAVIO. No sé, Señor, si lo diga; Cosme te pide licencia

Para hablarte. DUQUE.

No hay paciencia; ¿ Posible es que no castiga El cielo este atrevimiento? Mátele luego la guarda.

OCTAVIO.

Muera Cosme.

### LOS MÉDICIS DE FLORENCIA.

Sale COSME.

COSME. Espera, aguarda;

Que no merece mi intento Tan riguroso castigo. DUOUE.

Quiéres matarme, traidor? Qué quieres aquí?

COSME.

Senor, Déjenme à solas contigo; Que importa.

> DUQUE, ¿Conmigo á ti?

COSME. Si; que bien seguro estás.

DUQUE. Aunque quieras, no podrás

Matarme. - Salios de aqui.-(Vase Octavio.)

Que quieres, que solo estoy? Que intentas?

COSME. Desengañarte; Laurencio quiere matarte.

A mi? Mientes , no te doy Crédito , no he de ofender Solo con el pensamiento A Laurencio; mas tu intento Bien claro se deja ver. ¿No hallaste otra traicion Con que disculpar las tuyas?

COSME. Las traiciones son las suyas, Las lealtades mias son. Lee estas cartas, y despues Me puedes mandar matar.

DUQUE. No has de poderme engañar.

COSME. Lee, y tù verás quién es; Libertar quiere à Florencia.

DUQUE.

Mira, Cosme, que es mi amigo Laurencio, y que es tu enemigo; Repórtate, y con prudencia Trata negocio tan grave; No me hables, Cosme, asi De quien quiero mas que à mi; Advierte que nadie sabe Lo que se siente el dolor Que està lidiando conmigo; Que la ofensa del amigo Es el agravio mayor. Estoy , Cosme , por romper Las cartas ; que mi aficion (Arrójalas.) Es tal, que tan gran traicion Yo no la quiero creer.

Es la enfermedad mayor La rendida voluntad; Sana de tu enfermedad, Pasa la purga, Señor.

(Lee.) «Mi bien, yo be llegado bueno.»

COSME.

Lee mas.

DUQUE. Purga de celos me das? No es medicina, es veneno.

COSME. Lee, y sabrás la ocasion De tus rabiosos recelos. Porque me maten tus celos, Fingió Isabel mi aficion; Porque la vieses connigo, Sabiendo que ibas á caza, Fué á visitarme, y fué traza De Laurencio, mienemigo. Quien en su jardin hallaste Fué à ese traidor, que no à mí; Julio me lo dijo asi Mira de quien te fiaste.

DUQUE. No està esta carta firmada.

COSME. ¿Disculpas buscas á amor? Lee la otra carta, Señor, Donde verás confirmada La mayor alevosía Que cupo en pecho cristiano; Tu amigo, tu primo hermano Contrasta tu monarquia; El pueblo y los foragidos Contra ti están conjurados; Mas de cuatro mil soldados Armados y prevenidos Tiene dentro de Florencia;

Abre los ojos, Señor.

Basta, muera este traidor, Pues la amistad, la clemencia... Donde está Julio?

COSME.

Aqui està. -

Llega, Julio.

Sale JULIO.

JULIO. Estoy turbado. DUOUE. Julio, seais bien llegado.

Beso tus piés.

DUOUE.

301.10.

Resistir tanto dolor? Alzad del suelo, y creed, Julio, que os haré merced; ¿Qué hay en esto?

JULIO. Gran senor, Verdad es cuanto ha contado Cosme, y yo buen testigo De lo que trató conmigo. Y de haberme despachado Con los pliegos que has leido. Perdime, á Cosme encontré, Leyó las cartas , y á piê A darte cuenta ha venido , Sin que reparase en nada; Que es notable su lealtad.

DUQUE. Ejemplo de la am stad. Gloria de la edad dorada, Dadme, Cosme, mil abrazos, Engañome este traidor; Yo me vengaré.

Vo no merezco tus brazos, Déjame besar tus piés. DUQUE.

Vos veréis lo que os estimo; Sois mi amigo, y sois mi primo.

Laurencio, Señor.

COSME. El es.

JULIO.

DUOUE. Bajáos, Cosme, al cenador Del jardin, porque el criado No me escuche.

COSME. Ten cuidado No te mate este traidor. (Vanse Cosme y Julio.)

Sale LAURENCIO.

LAURENCIO. Déme albricias vuestra alteza. DUQUE. (Ap.)

Saltos me da el corazon, ¿Qué haré?

LAURENCIO.

Señor, ¿qué ocasion Causa tan grande tristeza? DUQUE.

¿ Venis solo?

LAURENCIO. Solo vengo. DUQUE.

Cerrad la puerta.

LAURENCIO. ¿La puerta? DUQUE.

Si.

LAURENCIO. (Ap.) ¿Qué es esto? ¿Si fué cierta Mi sospecha ? Ya prevengo Mi disculpa.

DUQUE. (Ap.) Que es posible Que Laurencio sea traidor ?

LAURENCIO. ¿Tú lágrimas , gran Señor? Tú , á quien nada es imposible? DUOUE.

Yo lloro, Laurencio, si; Que disculpa en mi valor Estar en mi pecho amor, Y es niño, y llora por mi; Lloro, y pretende mi llanto Mi ignorancia disculpar; Que es muy facil de engaŭar Un hombre que llora tanto. Como la fortuna he sido, Pues con mi necio favor He dado el lugar mejor A quieu no lo ha merecido. Muro soy, quise enlazar A quien no jo na merecido. Muro soy, quise enlazar La hiedra entre piedra y piedra , Y viene à ser esta hiedra Quien me quiere derribar.

LAURENCIO. No te entiendo; solo digo Que , aunque en callar tu secreto Ganas nombre de discreto, No lo ganarás de amigo.

Ab Laurencio , à Dios pluguiera No lo fuéramos los dos!

LAURENCIO.

Oh gran Señor! ruego à Dios, Primero Laurencio muera.

Cuando intentasteis quebrar Las estatuas que tenia Las estatuas que tenta Roma, y el pueblo os queria Con justa causa matar, ¿ No os libre? no os defeudi? Y cuando me dió este estado El César , ¿ qué no os he dado ? Dueño sois dél y de mi.

Pues ; por qué con tal rigor (Leed , Laurencio ) habeis querido El nombre de agradecido Trocar por el de traidor? No sois mi dueño y amigo? Por qué me quereis matar? ¿ No sois mi dueño y amigo?
¿ Por qué me quereis matar?
Por qué os quereis conjurar
Con Yalorio, mi enemigo?
¿ Tanta gente prevenida
Para matarme à traicion?
¿ No hasta esta sinrazon
Para quitarme la vida?
Que estáis quejoso sospecho.
Solos estamos los dos;
Por mi os suplico y por Dios
Que me digais qué os he hecho.
Si son celos, ¿à qué fin,
Si amais à Isabela, amigo,
No os declarasteis conmigo
Cuando os hallé en el jardin?
No á una mujer, todo el mundo
Os diera, segun os quiero,
Porque à Alejandro el primero
No ha de exceder al segundo.
Si es envidia de mi estado,
¿ Qué envidiaís lo que teneis?
Decidme lo que quereis
Y de qué estais enojado.
Bien os podeis declarar; Bien os podeis declarar; Que aqui estamos sin testigos. Laurencio, seamos amigos; Que yo os quiero perdonar.

#### LAURENCIO.

Ah señor! si vuestra alteza Tal ha llegado á creer, Solo puedo responder Que me corte la cabeza. Es verdad que yo escribi i Velorio, y procurado A Valorio , y procurado Ver quién está conjurado En Florencia contra ti. Con todos hice amistad Por saber sus intenciones Y tratando estas traiciones, Hice mayor mi lealtad. Mil veces te he descubierto Muchos traidores asi, Y si no fuera por mí , Quizá ya te hubieran muerto. Juntar ahora queria Tus contrarios en Florencia, Para que sin resistencia Los mataras en un día. Y si no te lo he contado, Fué hasta tenerlo hecho, Pensando que de mi pecho Estuvieras confiado. A Julio quise matar, Porque dicen que trataba Matarte, y se lo pagaba Cosme, que quiere reinar; Y ellos dos, sin duda han sido Quien estas cartas te han dado; ¿Un enemigo, un criado, Son los hombres que has creido? Esta carta de Isabela Es falsa, no es de mi mano Ni trae firma; este villano Habrá hecho esta cautela. Pregunta si tengo amor A Isabela , mi señora ; Ella vendrá à verte ahora , Y sabrás si fuí tfaidor. Sabe, Señor, de tu dama, Si es verdad que te he ofendido, Que si fuera su marido, No la trajera á tu cama : Y en tanto dame licencia, Si no me quieres matar, Porque yo no pienso estar En palacio ni en Florencia.

DUQUE. Qué me dices? Que Isabela
A mi gusto está rendida?
Vuestra es, Laurencio, mi vida;
Traicion, engaño, cautela
Fué cuanto me habian contado,
Y por haberlo creido,
Perdon mil veces os pido;
No estéis, Laurencio, enojado.
¿ Qué os respondió la belleza
Que adoro? ¿ Mostró disgusto?

LAURENCIO. Solo en cosas de su gusto Me hace merced vuestra alteza. Fuí, llegué, hablé y venci; Temió Isabel tu crueldad, Rindiose, y por su beldad Todo tu estado ofrecí; No pidió mas de una cosa,

DUQUE. ¿Qué fué, Laurencio? LAURENCIO.

El secreto.

DUQUE. Mil veces se lo prometo; Es discreta cuanto hermosa.

LAURENCIO. Dijo que no has de tener En todo tu cuarto guarda.

DUOUE. Quien á un serafin aguarda, ¿Qué guardas ha menester? Ni habra guardas ni criados Yo solo en mi cuarto espero; Amigo, mirad que muero A manos de mis cuidados. Id presto por Isabel, Presto, presto; que estoy loco. Rendida Isabel, es poco Mis estados.

LAURENCIO. ¿Ya soy fiel? DUQUE.

Dame, Laurencio, los brazos. LAURENCIO.

Mira, Señor, no te mate.

DUQUE. Dejad ese disparate;
Poned redes, armad lazos
Coutra nuestros enemigos;
Que á fe que he cogido dos,
Que me han de pagar, por Dios,
El revolver dos amigos.

LAURENCIO.

¿Quién son?

No se ha de saber Hasta que venga Isabela.

LAURENCIO.

Voy por ella. (Ap. Esta cautela Ser duque me ha de valer.) (Vase.) DUQUE.

¿Octavio?

OCTAVIO. Senor?

DUQUE.

Mandad Que no haya en mi cuarto gente, Publicad que estoy ausente, Y luego al punto bajad Por Julio y Cosme al jardin, Y en el cuarto de Laurencio Con secreto y con silencio Los entrad ; ya tendrá fin El idolo de Florencia , Y acabarán mis enojos;

Cubrid à los dos los ojos , Y prendedlos con prudencia , Sin que pueda haber testigos.

OCTAVIO.

Laurencio se habrá de holgar.

DUQUE.

En albricias le he de dar Presos á sus enemigos. Si los prendo en otra parte, Se ha de alborotar Florencia.

OCTAVIO.

Digo, Señor, que es prudencia; Venza à la fortuna el arte. Dame la llave, Señor.

Solo mi quietud procuro.

OCTAVIO. (Ap.)

No hay hombre que esté seguro Del pecho de este traidor. ( (Vase.)

DUQUE

Quiero entrarme á desnudar Valgame el cielo, que he oido Un espantoso gemido! Apenas acierto à andar. Temblando de espanto estoy; Alli una mujer me llama, ¿ Quién puede ser ? ¿ Si es mi dama ?— Aguardame, que ya voy. — ¿ Es aquel Laurencio ? Si. — ¿Es aquel Laurencio? Si.— Laurencio, ¿tanto rigor?— Que me mata este traidor; Hola, gente.—¿Estoy en mí? ¿Extraña melancolia! Loco estoy, voyme á acostar; ¿Cuán juntos suelen andar El pesar y la alegría! (Vase.)

Salen COSME y JULIO, quitândose las ligas de los ojos.

Aguarda, aguarda, no cierres, Octavio , y verás cuán presto Acabo , como Sanson , Con la vida y con el templo.

JULIO.

Esta es gran bellaqueria , No pudiera haberla hecho Un zurdo ni un cejijunto. ¿ Ves algo? Que yo no veo.

Solo veo mi desdicha; Buen pago, Julio, buen premio De mi lealtad; ¿dónde estamos?

No lo sé, que vine ciego; Mas, segun la escuridad, Estarémos en los versos De algun poeta muy culto; Estamos ahora buenos? Oh lealtad de Bercebú! Si hubiera en aqueste tiempo Danés Urgel el Leal, Fuera mas traidor que un cuervo.

COSME.

Yo temo que ha de matarme.

JULIO.

Desto has de estar muy contento, Porque dentro de cien años Estarán los libros llenos De tu nobleza y lealtad.

(Como que abren la puerta.)

COSME.

Escucha, Julio; que pienso Que abren la puerta.

#### LOS MÉDICIS DE FLORENCIA.

Mal año:

Oh qué terrible, oh qué feo Es el rostro de la muerte! Sin espada estoy, y ; qué harémos?

Morir, pues somos leales.

COSME.

Abrieron , Julio?

JULIO. Ya abrieron.

#### Sale LEONORA.

LEONORA. Ob escura, apacible noche, Siempre piadosa à les ruegos

De venturosos amantes, En tus sombras me encomiendo; Favorece mi osadia. Laurencio, señor Laurencio.

COSME.

Julio, voz es de mujer; Si es de Isabela , yo muero. En piedra me he convertido.

JULIO.

Para marido eras bueno.

LEONOBA.

Laurencio, Isabela soy.

COSME

Ay, Julio, rabio de celos; Isabela ha preguntado Por Laurencio, este aposento Es de Laurencio sin duda.

JULIO.

Fingirme Laurencio quiero. -Cé , Isabela , habla mas paso ; Que debe de estar despierto El Duque.

LEONOBA.

¿ Hácia dónde estás?

JULIO.

Conmigo mismo no acierto. LEONORA.

¿Estás solo?

ICLIO.

Solo estoy. Bien puedes darme dos besos.

LEONORA.

¿ Hase sabido de Cosme?

JULIO.

Si, Isabela, ya está preso.

LEONORA.

Dale gracias à mi industria; Sahe Dios lo que me huelgo.

JULIO.

Dios te dé mucha salud.

LEONORA.

Cuantas veces perdi el sueño Deseando esta ocasion, Para decirte el intento Con que le negué à mi padre-El amor que le confieso! Aborrécete de suerte, Que, en sabiendo el casamiento,... Me diera mil puñaladas.

JULIO.

Muchas son; bastaban menos.

LEONORA.

Con la llave que enviaste He venido à tu aposento, Vergonzosa y afrentada De mi amor y mis deseos.

Huélgome que estés à escuras, Y en este mudo silencio Piensa el remedio de todo Pues sabes que eres mi dueño. COSNE.

El que has pensado, enemiga, Sera...

LEGNOBA.

Detente ; ¿ qué es esto?

COSME.

Dar venganza á tanto agravio. LEONOBA.

¿Laurencio?

No soy Laurencio;

Cosme soy.

LEONOBA. ¡Vålgame Dios! Cosme, Señor, ¿ qué te he hecho? Advierte que soy Leonora.

COSME.

¿ Quién?

LEONORA.

Leonora. JUL10

Lindo cuento.

LEONORA.

No me mates, oye un poco; Que, pues hoy mueren tus celos, Bien puedes darme la vida.

COSME.

Loco me tiene el contento. Leonora, pues ¿cómo entraste En el cuarto de Laurencio, Tomando el nombre à Isabela, Sin haber en su aposento Luz, amante ni criado?

LEONORA.

Es peregrino el suceso: Por engaño me ha gozado Laurencio, siempre fingiendo Que soy Isabel.

COSME.

¿Qué dices? LEONOBA.

La verdad, Cosme, te cuento; Conmigo estuvo en su casa En el jardin.

¡Santos cielos! Cuando mereci este dia ? Darte mil abrazos quiero. Oh dichoso desengaño, Dulce fin de tautos celos! Como os librasteis del Duque?

LEONOPA.

Corrió la posta el cochero Para llegar à mi muerte Y à descubrir este enredo; La llave, el papel, las cartas, Todo es traza de mi ingenio; Que Isabel no tiene culpa.

Leonora, todo lo creo; Que para mi desengaño Bastaba hallarte aqui dentro. -Ah, mi Isabela ofendida Tuyo soy, si quiere el cielo; Celebrad todos mi gusto.

JULIO.

No será mejor primero Buscar por donde escaparnos? Que yo he estado mas atento A aquella palabra ilave Que à tu amor ni à tu embeleco .- Dame la llave, Leonora.

No temas ni tengas miedo; Que yo te doy la palabra, Como noble caballero, De ampararte.

LEONORA.

Dios te guarde; Con eso he cobrado aliento.

Vamos y abriré la puerta.

Tente, aguarda.

JULIO.

A lindo tiempo.

Parece que oigo ruido, Y entre el confuso silencio De la noche tristes voces.

Válgame Dios! ¿ qué es aquesto?

COSME.

Escucha, Julio.

JUL10.

Si escucho.

(Ruido como que se queja el Duque.)

Si serà en el aposento Del Duque, que està aqui cerca? Ay Julio, gran mal sospecho! El Duque es muerto sin duda.

JULIO.

¿Qué me dices?

COSME.

Loque temo. Solo esta vez me he turbado, Todo me ha cubierto un hielo; Julio , ¿ escuehaste otros golpes? No hay duda , Alejandro es muerto , Y yo he de vengar su muerte.

JULIO.

Otras lealtades tenemos?

COSME.

Para ahora es el valor; Mi Julio, avisa al momento Justicias y capitanes Y à mis amigos y deudos Diles todo lo que pasa. Y cómo tiene Laurencio En Florencia foragidos; Toca al arma, cierra presto Las puertas de la ciudad, Convoca en mi ayuda el pueblo, Que me tiene grande amor; Llamen á Isabel y á Celio . Y prendan los conjurados. Tu, Leonor, despierta luego, Si quieres vida, el palacio. Ea, valiente mancebo, Ea, Leonora gallarda, Que con la daga que tengo He de dar muerte al traidor, O tengo de quedar muerto. (Vanse.)

Sale EL DUQUE, desnudo, con un candelero en la mano, una vela, un escabelillo, mny herido y ensangrentado, y LAURENCIO tras de él, con una daga en la mano.

DUQUE.

Tu me matas?

LAURENCIO. Yo te mato. DUQUE.

Hola, criados, favor. LAURENCIO.

Muerte, tirano.

DUQUE. Oh traidor!

¡Qué bien me pagas, ingrato! ¡Qué te he hecho?

LAURENCIO.

Darme celos.

DUOUE.

Ya yo te ofreci mi dama.

LAURENCIO.

Quiero reinar, quiero fama. DUQUE.

Valedme, piadosos cielos! Ah Cosme, amigo fiel, Por mi mal no te crei, Y hoy me vengo á ver asi! Ya yo estoy muerto; cruel, Déjame.

LAURENCIO. Acaba, tirano. DUQUE.

Pero hoy morirás conmigo. LAURENCIO.

Suelta, Alejandro, enemigo; ; Ayl el pulgar de la mano Me ha arrancado con los dientes; ¿Ay , que rabio de dolor ! ¿ Qué es esto , infame , traidor ? Corazon , ¿ esto consientes ?— El Duque cayó en la cama, Quiero correr las cortinas.— Alma, ¿qué es lo que adivinas? Qué temes ó quién te llama? Qué baré? En extraña ocasion Vino á palacio Isabela. Apagado se ha la vela, Notable es mi confusion; A Isabel quiero avisar Y à Cefio; yo estoy turbado. ¿ Si daré aviso al Senado? Libertad, quiero gritar, Libertad, Yo tengo atada La lengua; inotable miedo! ¡Libertad! Hablar no puedo.

COSME. (Dentro.) La puertà tiene cerrada ; ¡ Qué maldad ! Echadla al suelo.

LAURENCIO. ¿Qué es esto? Dios sea conmigo ; ¿No es la voz de mi enemigo? Castigo ha sido del cielo.

Dictador , soldados , pueblo , Muerto es el duque Alejandro En su cama á puñaladas.

OCTAVIO. ¿ Aquí Laurencio encerrado?

; Ab traidor! que has muerto al Duque.

LAURENCIO. ; Socorredme, cielos santos!

COSME. No han de valerte los piés. Fortuna , ¡ tantos trabajos ! LEONORA.

Gran lástima! Del balcon A la calle se ha arrojado Laurencio, y Cosme tras él.

ISABELA.

Ay Dios! ¡si se han muerto entrambos!

Yo voy tambien á arrojarme; ¡Vive Dios, que está muy alto! TODOS. (Dentro.)

Muera el traidor, muera, muera.

COSME. (Dentro.) Dejadme con él, soldados.

Sin duda Laurencio es muerto. Hoy dará fin de los Pazos El nuevo enemigo mio, Mirad desde aqui el palacio Todo cubierto de gente; Mirá el popular aplauso Que todos hacen á Cosme. ¡Gran maldad! Los conjurados, Los rebeldes foragidos «Viva Cosme muchos años» Apellidan, « Cosme viva : Repiten desde el villano Al mas noble de Florencia; Los viejos y los muchachos Van diciendo «Viva Cosme»; Hoy el prudente Senado Le levanta por gran duque.

voces. (Gritan dentro.) ¡Viva Cosme muchos años!

Cumplióse mi maldicion: Murió el infausto Alejandro A las manos de su amigo; Duque es su mayor contrario,

Salto y brinco de placer.

Sale COSME y LOS DENÁS.

COSME.

Murió el traidor á mis manos ; Mil puñaladas le di, El corazon le he sacado, Bebi su alevosa sangre en el mirador mas alto He hecho poner su cuerpo Para escarmiento de tantos. Mostradle, para que teman

(Muestran à Laurencio muerto.) Rebeldes y conjurados. — Este es Laurencio, Florencia. Escarmentad, ciudadanos; Que aun no he vengado la muerte Del malogrado Alejandro.

ISABELA.

Si acabará de vengarse Vuestra alteza , cuyo estado Dure mas que el mismo tiempo. Señor, à mi padre anciano Manda derribar del cuello Su cabeza; que aqui estamos,

Él para sufrir la muerte, Yo para morir llorando.

COSME.

Yo responderé á su tiempo, Isabela, y entre tanto Hago dictador perpétuo A Oton, porque asi le pago Haberme dado la vida, à Octavio mi secretario, Y à Leonora entraré monja . Pues me encargué de su amparo. Y á tí, Julio valeroso, Por premiarte no te caso; Yo te dare ...

No dés nada; Que con eso estoy pagado. COSME

Con todo, toma una villa La mejor de mis estados Y aqui verás cómo es buena La lealtad.

Gentil despacho! De Leonora.)

¿Estoy soñando? Cielos, ¿ que ha llegado el dia? Isabela , yo te be dado Palabra de no casarme Sin tu gusto, y hoy me caso; Mira si me das licencia.

ISABELA. Señor , no estaba obligado Un gran duque de Florencia A cumplir lo que ha jurado Cosme de Médicis.

COSME.

Bien , Pero siempre estimo tanto La palabra que dio Cosme, Que hoy te da el Duque la mano; Pide licencia à tu padre.

A tus piés arrodillado Pido perdon de mis culpas.

Dadme, gran Cefio, los brazos, Que de esta suerte os castigo; Lo pasado sea pasado.

Déjame besar tus piés. COSME.

No quieren eso mis brazos. Vamos á ver la Duquesa, yamos a ver la buquesa ; Que , desmayada en su cuarto , Aguardará al duque nuevo , Y à dar entierro à Alejandro ; Cuya verdadera historia , Como se ha representado. La escriben muchos autores.

JULIO. No has de llamarlos Senado. COSME.

Pues con esto dará fin La tragedia de Alejandro.

# COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# DEL CIELO VIENE EL BUEN REY,

COMPUESTA

#### POR DON RODRIGO DE HERRERA.

#### PERSONAS.

EL REY FEDERICO DE SICILIA. ANGEL.

EL DUQUE. LISANDRO. MOSCON, gracioso.

BATO, villano. LAURA, su hija. LA REINA.

UN PASTORCILLO. Musicos.

#### JORNADA PRIMERA.

Sale EL REY FEDERICO, alborotado, mirando al vestuario.

Sueño pesado y fuerte , Imágen fea de la misma muerte ; ¿ Cômo te has atrevido Al blason de mi nombre esclarecido? Cómo tu obscura llama Podrá eclipsar las luces de mi fama? Tú con ciegos enojos Piensas turbar los rayos de mis ojos? No ves que, si me irrito, Aun esa gloria al cielo no permito? En vano a mi persona Quitarás de Sicilia la corona; Que aunque el presagio triste Siempre en los medios de mi dicha asís Tambien sabran mis huellas Dominar eu los cielos las estrellas, Y aun sus sagrados muros De mi noble valor no están seguros; Pues con ligeras alas Sabré poner al firmamento escalas.— Hola, criados mios , Escuchad, atended ; ¡ qué desvarios!

> Salen LISANDRO, MOSCON Y EL DUQUE.

> > LISANDRO.

¿Qué pena...

MOSCON. ¿Qué desastre...

¿Qué cuidado...

Te aflige?

MOSCON. Te obligo?

Te ha despertado? REY. [do!), Lisandro, Moscon, Duque (jestoy perdi-Una ilusion no mas fué del sentido. LISANDRO.

Pues ¿cómo, gran señor?

Dinos la causa.

MOSCON.

Y en contar la ilusion no pongas pausa; Que tambien en palacio à los bufones Nos toca examinar las ilusiones.

Referiré à los tres lo que ha pasado, Y no por dar alivio à mi cuidado, Sino por hacer burla desta suerte Del sueño, del temor y de la muerte. A ese jardin de palacio Esta mañana, contento, Como acostumbro otras veces, Salí à escuchar los parleros Ruiseñores, que, trinando Dulces y amantes requiebros, Rémoras son de las aguas Y sirena de los vientos; Y contemplando en los cuadros, De varias flores cubiertos, Vi que galan el favonio, Blandamente lisonjero A las mas recien nacidas iba arrullando y meciendo En sus verdes cunas, donde Prisiones breves tuvieron. Y acercándome á la fuente Que de Cupido y de Vénus Brotan dos estátuas vivas De alabastro tan perfecto, Que puede naturaleza Rendir al arte su ingenio; La imaginacion llevada De las caricias del sueño,

En un éxtasis suspensa Dejó el alma, recogiendo Mis potencias y sentidos Mis potencías y sentidos
En las prisiones del cuerpo;
Cuando la idea confusa
En aquel mortal beleño
Me representó à la vista
Lo que diré, estadme atentos.
Parecióme que bajaba
De lo mas alto del cielo
Un pájaro hermoso, en quien
Eran tantos los reflejos
Despedidos de sus alas,
Oue crej que estaba viendo Que crei que estaba viendo El iris, que en las tormentas Muestra colores diversos Y en giros tornasolados Da la paz al hemisferio; Y haciendo puntas y tornos Sobre mi corona, abriendo El pico tenaz, entonces Dijo en humanos acentos Dijo en humanos acentos
Estas razones: « Tirano
Rey de Sicilia, à quien dieron
Hircanas tigres, sin duda,
La substancia de sus pechos,
¿Cómo, di, cruel, te atreves,
Desvanecido y soberbio,
A profanar el decoro
De los divinos preceptos?
Cómo no guardas justicia,
Permitiendo que en lu reigo. Permitiendo que en tu reino Descubierto el rigor ande Y esté el buen celo encubierto; Que el pobre padezca injurias, Que el rico logre trofeos, Perdon el facineroso, Y el obediente desprecios? No adviertes que tu grandeza Es fragil arista al viento, Torre à la furia del rayo, Flor à las iras del cierzo? Cómo dices de constante. Cómo blasonas de eterno,

Seca arista , frágil torre , Si á los primeros encuentros Has de ser burla del aire , Y de la tierra escarmiento? Si eres águila caudal , ¿Cómo abates tanto el vuelo, Cómo remontas tan poco Tus altivos pensamientos? En lo noble de mis puntas Toma generoso ejemplo, Pues constante, cara à cara, Al sol los rayos le bebo. No pierdas, no, por bastardo, Tu legitimo derecho; Y pues ciego en las porfias Deslustras tu nacimiento, De la corona real De la púrpura y el cetro Pienso despojarte abora.» Y con el pico sangriento La corona me llevó
De la cabeza, tan presto,
Que, aunque defenderla quise,
No pude estorbar su intento; Y con vuelo arrebatado Cortó las nubes ligero Corto las nubes ligero,
Siendo en el golfo del aire
Viva imitacion del leño,
Que, sacudido del Noto,
Que, castigado del Euro,
Abollando montes de agua,
Vuela con alas de lienzo;
Hasta que an un laboriato. Hasta que en un laberinto De nubes quedó encubierto, Sin que pudiesen mis ojos sin que pudiesen mis ojos Volver otra vez à verlo, Por mas que del laberinto Procuraron ser Teseos. De la vision asustado, Despertó mi pensamiento, Y llamando à los sentidos, Sobre el caso discurrieron; Pero, como à la razon Se debe luzar primero. Pero, como à la razon
Se debe lugar primero,
La razon me ha aconsejado
Que no le niegue à mi esfuerzo
Hacer caso de ilusiones;
Pues, cuando fuera decreto
Celestial este que he oido
(Lo que en un sueño no apruebo),
Es tanta la bizarria
De mi corazon, que pienso
Que contra el decreto mismo
Se opusieran mis alientos.
A mi funestas visiones? A mi funestas visiones? A mi presagios funestos! ¡Vivo yo, que estoy corrido, Aunque no hago caso dellos! (Ap. Por burlas de sus amagos, Saber de los tres deseo Si en lo que he visto haber puede Si en lo que he visto haber pu Encubierto algun misterio.) A ti, Lisandro, te toca, Por la experiencia de viejo, Aconsejarme.— A ti, Duque, Por mi privado y mi deudo.— Tú, Moscon, por lo jocoso, Siempre murmuras grosero Las acciones de palacio; Y así, que digas pretendo Y así, que digas pretendo En esta ocasion tambien Tu burlesco sentimiento, Para que à un tiempo los cuatro Para que a un tiempo los cuati bel presagio nos burlemos; Para que la envidia vea; Para que conozca el tiempo Que no temo á las desdichas, Ni-á sus amagos no temo; Y que, á pesar de amenazas, Reinar en Sicilia espero, Sin presagios, sin asombros, Sin ilusiones, sin miedos, Sin ilusiones, sin miedos,

Sin azares, sin temores, Sin prodigios, sin portentos; Porque de mi gran valor, De mi majestad é imperio, No puede temerse mas Ni puede esperarse menos.

DUQUE. (Ap.)

Gran soberbia!

LISANDRO. (Ap.) Presuncion

Extraña!

REY. (Ap.) Saber pretendo De los tres las intenciones.

LISANDRO. Responda el Duque primero A la propuesta.

DUQUE. (Ap.) Si digo
Que este presagio es severo,
Será fuerza que se enoje,
Y desterrándome, temo
Perder á Laura, á quien amo;
Esta vez de lisonjero Me he de vestir.

Decid, Duque.

MOSCON. (Ap.) ¡Qué brava la estoy urdiendo! DUQUE.

Claro se advierte, Señor, Que el pájaro que ligero Te arrebató la corona, Es la fama, cuyo vuelo, Tal vez licenciosa, llega A lo mas alto y supremo De las esferas; y es claro El ser la fama, supuesto Que, siendo tambien deidad, Envidiosa de tus hechos, Te quiere usurpar la gloria. Y en subir al cielo luego Tu corona, dió à entender Que solo merece el cielo Guardar joya tan sagrada, Porque sean sus luceros El esmalte que la adorne. Este es el feliz portento,
Si no me engaño, que has visto,
Donde claramente vemos
Cuánto á los cielos agrada
La constancia de tu reino, Pues gustan que se coloque Entre los astros mas bellos. REY.

Bien discurre.

MOSCON.

(Ap. Quiero al Rey Pagalle con la de rengo; Que, si no lisonjeamos En palacio, no comemos.) Yo digo que el pajarote Es el amor, que, aunque ciego, Tambien le pintan con alas Tambien le pintan cou alas Los antiguos y modernos. Este, viendo que, amoroso, Como atrevido y severo, A un tiempo eres fiel amante Y eres valeroso à un tiempo, Conociendo que le usurpas El ser valiente y ser tierno, A quitarte la corona Vino en forma de mochuelo, Quizá para dedicarla A Vulcano, que, aunque herr Quiza para dedicaria A Vulcano, que, aunque herrero, Es en efecto su padre; Porque es propio de los necios Querer ostentar linajes, Aunque en las malyas nacieron;

Si no es que se la llevó Para coronar à Vénus En los jardines de Chipre-Por reina de tus deseos.

El que discurre tan bien Merece, aunque es corto premio, Esta cadena. (Dale una cade (Dale una cadena.)

MOSCON.

Será Rico blason de mi cuello. ¿Es toda de oro?

> ¿Quién duda? MOSCON.

Vivas mas años que un cuervo. (Ap. ¡Lo que vale la lisonja! Aprended, mirones, desto.)

REY. Di, Lisandro, si has mirado Con tu discurso y prudencia Deste sueño la sentencia

Y deste engaño el cuidado; Que para que con verdad Burle la deidad mas alta , Solo tu consejo falta , Solo falta tu piedad. LISANDRO.

Si hay conocimiento en ti De la verdad, gran señor, Podrás saberla mejor Podras saberia mejor De ti propio que de mi. No pide otro documento O la verdad ó el engaño, Sino un propio desengaño Y un propio conocimiento ; Y asi, entiendo que, aunque han dado Su parecer los demás, Al fin, Señor, quedarás Por tí mas desengañado.

Te excusas de responder A mi gusto?

LISANDRO. Si me excuso; Si me excuso;
Que estoy dudoso y confuso
Si agradarte he de saber;
Pues proponiendo tu gusto,
Y no sola la verdad,
No me deja libertad
De responder lo que es justo.
(Ap. Ya la discordancia siento Que mis voces han de hacer, Llegándose à entremeter Entre las deste instrumento: Y aunque el alma las celebre Y alabe la suavidad, No ha de haber dificultad En que la cuerda se quiebre.) (Habla con el Rey.)

Jamás pretendí con arte, Oh gran monarca, decirte Lo que puede divertirte, Lo que puede divertirte,
Mas solo desengañarte;
Y ahora mas, cuando es cierto
Algun venidero daño,
Advierto tu desengaño,
Y tu gran peligro advierto.
El sol tus años numere
Con los días de su vida,
Y el ave propia homicida,
Que vive al punto que muere;
Tus hazañas solemnicen
Las mas remotas regiones. Las mas remotas regiones, Y tus insignes blasones Los mármoles eternicen. No juzgues que es ilusion El sueño, oh Rey, que profanas; Antes por lisonjas vanas

#### DEL CIELO VIENE EL BUEN REY.

Conoce las que lo son; Que hay una deidad suprema, Digna que la adore el hombre, Que por su justicia asombre Y por su poder se tema. Juzga los tiempos pasados, Quita la máscara al vicio; Verás el gran desperdicio De los años mal gastados. Acuérdate que hay Deidad, Que à tus acciones asiste, A quien ni engañar pudiste Ni negarle la verdad; Que vive y que está presente; Disimula, espera, aguarda; Con que parece que tarda, Y parece que consiente. A Baltasar la inclemencia Sufre el cielo y no prohibe, Hasta que una mano escribe De su muerte la sentencia. Aquel rayo que vestia El iris de plumas bellas, Que arrojaban las estrellas O que el fuego despedia; Aquel ave que, rompiendo Lo que ocupa el aire vano, Robó el laurel soberano Mientras estabas durmiendo, Es el aviso divino,
Que à tu grande obstinacion,
O el castigo ó el perdon,
Como piadosa, previno.
Amenaza es de quitarte El reino; no quiera el cielo Que se cumpla mi recelo, Pues creo que has de emendarte.

MOSCON. No podrá callar.

REY.

Sin duda debe estar loco.

MOSCON.

Pocas veces vi hablar poco Quien se ha excusado de hablar.

LISANDRO.

Y asi, Senor ...

BEY. Basta ya; ¿ Qué brazo tan fuerte habria, Que à mi ofenderme podria, à quitarme el reino va? Viva yo, que por escalas Del aire, de cielo en cielo Llegue al empireo mi vuelo, Llegue á las etéreas salas, Donde, si hay deidad que asombra, Y que à un rey soberbio humilla, El sol ha de ser mi silla, La luna ha de ser mi alfombra.

MOSCON.

Y alli le harás à Moscon Algun sino extraordinario, No siendo el Aries ni Acuario, Ni el Cancer ni el Escorpion; La Libra, vaya con Dios, Por lo que enseña à hurtar; Y el Can, porque en adular Nos parecemos los dos.

REY. (A Lisandro.) No estés mas en mi presencia, Véte luego de Palermo; Predica à peñas de un yermo, Y dente lieras audiencia.

LISANDRO.

No por traidor me destierras, No por culpas me castigas; Por verdades, si, me obligas

Al albergue de unas sierras. A la rústica campaña De unos brutos, de unas fieras, Que, por no ser lisonjeras, Menos su amistad me daña.

No tan léjos has de estar De la corte; que he advertido, Que, viendo lo que has perdido, Te causará mas pesar. La aldea que junto al baño Adonde á bañarme voy Está, por cárcel le doy A tu fiero desengaño.

LISANDRO. (Ap.) Al piadoso cielo ruego

Que mitigue sus enojos. Que no te maten mis ojos!

Que no te abrase mi fuego! Véte. LISANDRO.

Con gusto me voy, Pues es el tuyo la ley.

REY.

Sabes que siempre soy rey. LISANDRO.

Tú, que fiel vasallo soy.

Señor ...

DUQUE.

(Vase.)

No hay que replicar. (Ap. Que, pues no miré al decoro De su hija, á quien adoro, No me queda que mirar.)

(Hablando con Moscon aparte.) Hanme dado algun cuidado De mi Laura los enojos.

Mas bien gozarás sus ojos No estando el padre á su lado.

DUQUE. Y yo en perpétuo disgusto Podré mas presto acabar,

Si es forzoso renunciar En un tirano mi gusto. REV.

Los cazadores preven; Que con los halcones quiero Olvidar á ese grosero.

MOSCON. Harás, gran señor, muy bien; Y de camino podrás Gozar del baño templado ; Que el calor es extremado.

BEY. Prevenido lo tendrás. MOSCON

A ponerlo por efeto Mi voluntad se sujeta.

REY. Aquel pájaro me înquieta.

MOSCON. No á mí, que soy con respeto, Cuando mis gracias ensayo, Al pajaro semejante En lo picudo y rapante ; Mas de donde diere el rayo. (Vase.)

Salen LA REINA y LAURA, dama.

REINA. Mejor que yo alcanzarás,

Laura, su perdon ahora. Ya conocerás, señora, Que de mi segura estas.

REINA. Vivas los años, Señor, Que quien es tuya desea.

REY.

Y esos mismos años vea, Reina y señora, tu amor. REINA.

(Ap. ¡Que disimule mis celos, Temiendo una tirania, Cuando en una dama mia Conozco en el Rey desvelos!) A tus piés, Señor, te ruego Vuelva Lisandro à la corte.

Es el castigo mi norte, La venganza es mi sosiego. REINA.

Mira bien que su advertencia Se ajusta con la razon, Porqué estos amagos son Del cielo.

Ha sido imprudencia, Y la debo castigar.

BEINA.

Antes fué consejo fiel.

REY.

Venisme à rogar por él ,-O venisme à predicar?

Llega tú , Laura , y suplica Para tu padre el perdon.

LAURA.

Aunque es mucha mi razon, Eso à la razon implica.

DUQUE. (Ap.) Perdóneme la lealtad Que à un rey se debe tener, Pues no tiene que perder Quien pierde la libertad.

REINA.

Llega tú, Laura.

REY. (Ap.)

Por verla Solo pedirme y rogarme, Me parece que he acertado En desterrar á su padre.

Los servicios que en tu casa, Siempre leal y constante, Lisandro, Señor, te ha hecho, Referirlos es cansarte; Mas cuando nace el olvido De ignorancia, no de achaque, Si de venganza ó de enojo, El decirlos no es culpable; Pues es de razon tan fuerte, Cuando la forman verdades, Que, á pesar de los enojos, Causa recuerdos bastantes. Apenas hubo en Sicilia, Cuando victorioso entraste l'or las puertas de Palermo (A pesar del vulgo infame), Quien aclamase lu nombre; Porque fué el temor bastante Y tu poder recelasen;
Cuando la espada en su diestra,
El enojo en su semblante,
La razon en lo prudente, Y los premios en lo afable, Volvió en amor los temores Lo aborrecible en lo amable, Dejando en todo tu reino Llanas las dificultades. El de Nápoles , vencido , Quiso el pasaje estorbarte

Por el mar, con treinta velas, Del cerúleo golfo ultraje; Y cuando faltó en tu reino Quien rompiese, quien cortase, Vengativo y animoso , Esos montes inconstantes, Con solos cuatro navios, Que, opugnando tempestades, Si no fueron del mar peces, Eran de sus ondas ave Echó à pique diez bajeles , Hizo estremecer los mares , Y haciendo en todos su presa, Obligó á su rey besase La tierra donde sus plantas Procuraban humillarte. Treinta heridas ennoblecen Aquel pecho de diamante, Y adornan por él tu alcázar Cincuenta y cuatro estandartes. ¿Quién te ha servido mas firme? Quién te asistió mas constante? Quién te aconsejó mas sábio Ni te sirvió menos fácil? Y hoy, cuando esperaba el premio De trabajos tan leales, Quieres pagarle en desprecios, Quieres en destierro darle El premio de sus victorias Y el precio de sus verdades? Mira, Señor, que si intentas De esta suerte castigarle, Mas le premias que castigas, Si el mundo la causa sabe; Pues los mas remotos reinos, Del suceso no ignorantes, Dirán que le has castigado Porque no quiso adularte. Si esta razon no te obliga, Si estas causas no te valen A que, piadoso, revoques La sentencia que firmaste, Dame licencia, Señor, Que su destierro acompañe, Para que estorbe mi ausencia Que digan lenguas mordaces Lo que à tu deidad desdice, Lo que en tu pecho no cabe. Demás de que es menos fuerte Una bala, un baluarte, Que à pretensiones mi pecho; Pues soy, si mujer, bastante Para resistir promesas, Para no oir libertades, Para defender honores Y para ilustrar linajes.
Esto te he dicho, Señor,
Para que el vulgo inconstante,
O los que en palacio asisten,
De ti con recato hablen; Que eres mi rey, en efecto, Y à los vasallos leales Siempre los reyes ban sido En las tormentas la nave, En los peligros el puerto, En la pérdida el rescate, En los daños el remedio, En las penas el Acates, En los riesgos el asilo, Y todo el bien en los males. REINA. (Ap.)

¿Si es fingido?

DUQUE. (Ap.) ¿Si pretende

Divertirme?

REINA. (Ap.) ¿Si engañarme Quiere de nuevo? ¡Ah traidora! REY. (Ap.)

Con qué gloriosos esmaltes Doró el hierro de mi amor!

DUQUE. (Ap.) No es tiempo ahora, verdades.

REY.

Basta, Laura, no baya mas. (Ap. Por quien soy, que tus enojos Me llevan tras ti los ojos.)

LAURA.

¿ La licencia no me das ?

BEINA.

Lo que Laura me ha pedido, Es solo que la conceda Que dejar la corte pueda esto à vuestra alteza pido ; Y así, en querer ausentarse, Por ver á su padre ausente, Muestra que, estando presente, Ha de gustar de quedarse.

Lo que tu ruego no alcanza, Por imposible ó injusto, No conseguirá otro gusto Ni gozara otra esperanza. (Ap. Perdona, Laura, el desvio Con que tus soles me ven; Digale amor que el desden Es fingido, que no es mio.)

(Hablando con ella.)

Volverà Lisandro presto Del destierro à que le obligo; Que es siempre Lisandro amigo Y en quien mi defensa he puesto.

LAURA.

Beso tus piés, confiada En tu palabra.

Perdona; Que el ave que mi corona Llevó, avarienta y osada, Me desvela, hasta que pueda Darla entre los aires muerte.

Espero, volviendo à verte, Saber que sin vida queda.

Laura, cesen los enojos; Que el perdon no será tarde.

El cielo tu vida guarde.

REY.

Para gozar de tus ojos. (Ap. Bien á la Reina he engañado.)

REINA. (Ap.) Si Laura me ha divertido?

DUQUE. (Ap.)

Sin pulsos llevo el sentido.

REINA. (Ap.)

Celos, con mayor cuidado, Pues que sufro su rigor, Andemos de aqui adelante.

DUQUE.

Ya que soy de Laura amante, Sabré si es firme su amor. (Vanse.)

de chirimias.

Ha de haber una enramada con unos escalones, por donde baje EL ANGEL, ricamente vestido, al son de música

ANGEL

Ya llegó, Sicilia, el dia Donde en consuelos presentes Se muden penas pasadas, A pesar de un rey que tienes. Ya llegó, pueblo oprimido, A ese monstruo que te ofende, O la piedad si se enmienda, O el castigo si es rebeide. Aquella deidad suprema, Cuyo fat obedecen, El bruto, aunque no discurre, Y la planta, aunque no siente, A mi, que soy su ministro, La licencia me concede Para derribar la estatua Que à las estrellas se atreve ; Pues de la suerte que cuando Parece que se estremecen Los mas levantados montes O se desunen los ejes Del cielo, porque en las nubes Rompe el aire, que le ofende, Sale el fuego, que le oprime, Suena el trueno, que le hiere, Cuando perece el ganado, Cuando el ave no parece, Cuando el ave no parece,
Y se humillan por el suelo
Los alcázares mas fuertes;
Si despues de la tormenta
El día claro amañece,
Ahuyenta el sol negras nubes,
Y en su esplendor las convierte;
Así de justicia el sol
Saldrá al mundo tan alegre,
Ing. A pesar de Lauta nuche Que, á pesar de tanta noche Y de tempestád tan fuerte, Pise los montes mas altos. Los valles humildes huelle Entre al soberano alcázar, Y goce el rústico albergue Vuestro rey seré entre tanto. Y corrigiendo las leyes De este tirano, que el gusto En lugar de la ley tiene, Gobernaré vuestro reino, Dando lugar á que aliente. Hoy, que ha de entrar en el baño , Cuando el real vestido deje, Tomaré su forma y traje, Y perderà él la que tiene; Quedando en rostro y facciones Tan otro, tan diferente, Que ninguno le conozca, Siendo fábula á las gentes, De los varones desprecio De los varones desprecio
Y de los niños juguete.
Un gaban rústico y pobre
Traeré del pajizo albergue
De un villano de esa quinta;
Que, aunque tanto à Dios ofende
El pecador, nunca Dios
Deja de acordarse siempre
De su abrigo; pero ya
Hácia el baño con su gente
El Rey camina, despues
De fatigar los celestes
Distritos con los neblies,
Que licenciosos se atreven
A penetrar las esferas
Con espíritu valiente, Con espíritu valiente, Loral líquido beben;
Porque es tanta su crueldad,
Y su codicia tan fuerte, Que, despues de haber quitado Honras y haciendas, pretende Tambien que las simples aves Su misma sangre le pechen, Mas hoy, dichosa Palermo, Verán tus campos alegres Deshecho todo el encanto De esta venenosa sierpe, De este falso cocodrilo, De esta fiera hiena, de este Centro de toda maldad, Golfo de todo deleite. Yo soy el pájaro altivo Que le usurpé de las sienes

ona, porque en ellas saha injustamente, cias, Sicilia, albricias! tar may contenta puedes, a se acaban tus males incipian tus bienes.— Federico ingrato, ada en las paredes

(Vase al son de la música.)
palacio veràs
idencia de tu muerte,
iel no renovares,
la sabia serpiente.

## ORNADA SEGUNDA.

#### Salen LA REINA y LAURA.

REINA.

me, Laura; que intento te jardin florido dir vanas memorias, se afligen los sentidos.

na , qué suspensiones is que en la Reina miro? aexa. (Ap.)

mi pensamiento, a mascara me quito.

tatra.

vedades , Señora ,
es que el Rey se ha partido
a, veo en tu rostro;
ué, Señora , ha nacido
mas que otras veces, hoy
as tantos suspiros,
o à entender que tu pecho
penas un abismo ,
elago de tormentos
pesares un rio?
edes manifestarlos ,
unicalos comigo;
nales comunicados
pre menores han sido ,
mi lealtad bien sabes
es de lealtades prodigio.

no tendré sosiego; te los comunico. Laura!

Tanto favor so que te he merceido.

cha; que, pues estamos e flores, que narcisos lel cristal de esa fuente, ue darán el motivo dectarar mis penas. Mis celos finhera dicho r, pero no conviene esar tal desatino; us personas reales a tienen del sol mismo.)

LAUSA. (Ap.)

onderé con enojo declara conmigo, pellando recatos ni honor por solo indicios.

REINA.

arriendo por el prado quida plata un hilo, trenza de cristal, culebra de vidrio, en detrimento suyo

DD. C. BE L .- 11.

rovechosos desperdicios, Porque presuma la selva Que es fineza lo que oficio; Y así, à pagar se dispone El humor que ha recibido , Dando en cada planta un mayo, Y en todas un paraiso. Para ofrecerle al arroyo La amenidad de su sitio; Que hasta la floresta quiere Satisfacer un cariño, Siendo citara de pluma Un músico pajarillo, Y hace en la copa frondosa De un chopo, sance ó aliso, Desde donde escucha tierno Si su amante da un quejido, Para pagarle en motetes Lo que ha cobrado en suspiros; Que hasta un pajaro sonoro Sabe ser agradecido. En la falda de un peñasco Tiene la biedra principio , Y como ve que ella sola Está exenta del dominio Del tiempo, se desvanece Para enamorar al risco. Sube à abrazarle amorosa; Y él, amante agradecido, Correspondiendo al favor, No mirando al desvario, En pago de sus finezas Le ofrece cortés arrimo; Que usar de correspondencia Hasta una peña ha sabido. Laura, si el agradecer Es fuero de amor preciso De quien no se escapa el ave, La selva ni el edificio, La serva ni el editicio, No es mucho que esté dudosa Si amor ha becho lo mismo En tu pecho (¡estoy mortal!); Perdoname si lo digo, Pues son tantos los ahogos Que en mi pecho reprimidos Estuvieron hasta ahora Que ya, sin poder sufrirlos, Es fuerza que al labio salgan Todos los afectos mios. Yo no digo que eres, Laura, La causa de estos principios, Aunque por tantos efectos Bien pudiera colegirlo; Solo advierto que, despues Que à palacio te han traido, Yeo muy poco gustoso A mi esposo Federico Olvidando las finezas Y abrazando los desvios, En tus pensamientos, Laura, Solamente enternecido. No ignoro, Laura, no ignoro Que es tu honor mas claro y limpio Que aquel que Febo luciente Ostenta en dorados giros, Y que à las olas de amor Has sido constante risco. No te pongo à ti la culpa, Que fuera en mi desvario; Solo pretendo que adviertas Que, teniéndote conmigo, Es aplicarme yo propia A mi garganta el cucbillo. Quitar, Laura, la ocasion El mejor remedio ha sido, Así en los fueros humanos Como en los fueros divinos, Solas estamos las dos, Atiende à lo que te digo, A dvirtiendo que mi intento A tu bien va dirigido. A ti te festeja el Duque

Con el casto y noble estilo Que en fos palacios reales Justamente es permitido; Que à las deidades mas puras Hace amor sus sacrificios. Del duque Alejandro sabes La casa y solar antiguo, Lo acendrado de su sangre, De sus estados lo rico; Mas, como esto es tan notorio. Ello por si se está dicho. Tu has de ser su esposa, Laura; El modo deja a mi arbitrio; Que vo hare que el Rey le honre Con nuevos cargos y oficios, Y que del destierro venga Tu padre, à quien tanto estimo. No como reina te mando, Como amiga te suplico Que tengas de mi piedad , Pues mientras el casto hechizo De tus ojos viere el Rey, No ha deolvidar sus designios. Laura mia, hermosa Laura, Perdona mis desvarios, Y advierte que el darte al Duque Es lisonja, y no castigo. Así se inidan tus años Con lo eterno de los siglos, Y tengas, Laura, en tus bodas Mas dichas que yo be tenido; Sáqueme tu lealtad De tan ciego laberinto.

LAURA.

A la primera propuesta
No responder es preciso,
Cuando vuestra alteza sabe,
Cuando vuestra alteza sabe,
Cuando todo el mundo ha visto
Lo constante de mi honor,
Y de mi lealtad lo invicto;
Mas solamente diré
Que cuando el rey Federico,
Con los fueros de tirano,
Intentara algun delirio
(Perdôneme que le dé
De tirano el apellido,
Pues sabe que en todo el orbe
Lo dice la fama à gritos); l
Vuelvo à decir que si hiciera
Algun desaíre coumigo,
Y obligado de mis ojos,
Como vuestra alteza dijo,
Pensando algun desacato,
Se atreviera al honor mio,
Que me sacara los ojos
Yo misma.

Qué beróicos brios!

Yo misma, porque no fueran Causa de su precipicio; Y aun hiciera... Pero no En mas empeños me afirmo; Que es mi rey, y aunque es cruel; A deslealtades no aspiro. A lo segundo respondo...

Mi vida pende de un hilo. LAURA.

Que en darme, Señora, al Duque La mayor merced recibo, Pues mi nobleza no hallara Mas à su gusto marido.

Albricias, vanos recelos; Que el encanto se deshizo.

Pero como la obediencia Es tan precisa en los hijos, Daréle cuenta à mi padre; DON RODRIGO DE HERRERA.

Que no es mio mi albedrio, Si su licencia me falta.

REINA.

(Ap. ; Cielos, si se ha arrepentido !)
(Estos versos apriesa, con turbación alegre.)

Eso no te dé cuidado; Verás cómo facilito Que venga luego à la corte, Donde lo que propusimos Efecto dichoso tenga.

AURA.

En tu gusto me resigno. Como lo quiera mi padre.

Yo, Laura, à ello me obligo.

LAURA.

Estás contenta?

A mis brazos

Llega, no visto prodigio Del honor y la lealtad.

LAURA.

A vuestras plantas me humillo.

REINA.

¿Cumplirásme la palabra?

LAURA.

¿Quién lo duda?

Mucho estimo,

Laura, tan noble fineza.

LAURA. (Ap.)

¿Hay mas extraño capricho?

Parece que viene gente, Volvamos á mi retiro;

Volvamos á mi retiro; Que no quisiera que alguna Dama nos bubiera oido, Y le diera desto parte A mi esposo Federico. Vamos apriesa, y advierte Que en tu palabra conilo.

LAURA.

Como mi padre lo quiera, Señora, lo dicho dicho.

REINA. (Ap.)

Amor, venci.

Tantas dudas
Ya parecen desvarios.

(Vanse.)

Digan adentro EL REY, EL DUQUE y MOSCON, antes de salir al tablado.

REY

Soltadle à los neblies las pihuelas; Que el recelo à la garza pone espuelas.

En colombrando el Rey al pajarote, Quitadle luego al sacre el capirote. (Salen ahora.)

REY.

Diversas aves se han volado.

DUQUE.

Las grutas de estas ásperas montañas, En vez de fieras, estas aves crian. Que hasta las nubes penetrar porfian.

Aquel ave ó prodigio se me esconde, Sin que sepa el lugar, sin saber dónde Sus polluelos sustenta, el nido tiene, Ni en qué parte del aire se entretiene. MOSCON.

Sin duda que amenaza tu desastre El pájaro à quien Plinio llama sastre; Si no fuera cernicalo ó milano, Debió de ser el pájaro escribano, Que con su pluma vuela por los aires; Y si acaso te enfadan mis donaires, Diré que ha sido un pájaro casero, Que llaman en palacio despensero.

REV

Cansado estoy de la volateria.

MOSCON.

Y yo del tropezon del haca mia; Que quien corre la tierra y mira al cie-Esmilagro no ruede por el suelo. [lo, buque.

Al baño, gran señor, hemos llegado. MOSCON.

Es el baño del Cisne muy nombrado.

BEY. [me;
Entrad conmigo, Duque, á desnudarQue intento divertirme con bañarme.

(Vanse el Rey y el Duque.)
Sale EL ÁNGEL, y quédase al paño.

ÁNGEL.

La hora llegó ya de su castigo, O de la justa emienda á que le obligo; A mudarle la forma voy mandado [dado. Del que es quien es, y nunca se ha mu-(Vase.)

MOSCON.

Pues que tan solo, en efeto, Os dejan, señor Moscon, Vos teneis linda ocasion Para decir un soneto; Mas si esta heróica poesía No es de ingenio tan grosero, Murmurar un rato quiero Del Rey, pues me da osadía El ser yo del Rey criado. El ser yo del fiey criado.
Lograr pienso la ocasion;
Mas quedo, señor Moscon;
Que anda el mar alborotado,
Y es infamia el murmurar.
Lengua mia, callar puedes;
Que, aunque no hay aqui paredes
Que te puedan escuchar,
Nunca el silencio dió enojos,
Y para darte congoias. Y para darte congojas, Tienen los arboles hojas. Que tal vez les sirven de ojos. Los plebeyos no han de ser Registro à las majestades Mas saben bien las verdades Y las sabrán defender. De ser leal se destierra Aquel que al rey no perdona, Pues no pulen la corona Los buriles de la tierra; Y si mi rey no previene Honor à las justas leyes, Para enseñar á los reyes Ministros el cielo tiene.

Sale EL DUOUE.

DUQUE

Ya el Rey se queda bañando, Y manda que aqui le aguarde Hasta que avise.

MOSCON.

Está á bañar convidando.

DUQUE.

¿ Qué hará Lisandro, Moscon , En esta cercana aldea ? MOSCON.

A quien soledad desea,
Palacios los campos son;
Demás que el sábio, el prudente,
Nunca mas acompañado
Que cuando está retirado
Del comercio de la gente,
puque.

Dices bien; que aquellas flores Aun no fingen lisonjeras, Colores son verdaderas Sus naturales colores. Aquí las aves cantar Suelen al amanecer, Solo por entretener, Y no por lisonjear. Cuando los arroyos bellos Son despeñados Faetontes, Besan los piés à los montes, Pero no murmuran dellos.

MOSCON

En tanto que el Rey se baña Entretengamos el tiempo.

DUQUE.

Dices bien, ¿ Tienes amor?

No le he tenido ni tengo.

DUQUE.

Eso ¿cómo puede ser, Siendo galan y mancebo?

Moscon.

Has preguntado muy bien;
Escucha mi pensamiento:
Yo, segun mi natural,
Amar quisiera, esto es cierto;
Pero el amar se me acaba
Al punto que considero
Que, como mula sin tacha,
No hallo mujer sin defecto;
Mas esto se ha de entender
Hablando de lo plebeyo,
No de hermosuras que tocan

DHOUS

Muy bien has hecho la salva. (Ap. Oirle con gusto pienso; Que, si va á decir verdad, Aun tiene gracia en lo necio.) Prosigue, Moscon, prosigue; Que me holgaré.

En lo noble y lo supremo.

MOSCON.

Oye atento: Si es moza, se hace de pencas, Diciendo: «No trato de eso.» Si es pasante, busca unciones Con que teñirse el cabello, Y si se repara bien , No es ámbar fino su aliento. Si es flaca, ¿quién puede haber Que enamore un esqueleto? Si es gorda, sin ser verano, Abochorna y quita el sueño; Si es alta, parece azul Como la miren de léjos; Si es enana, es menester Humillarse por el suelo, O ponerse de cuclillas. Para decirla un secreto. Pues si tiene buenas manos. Dios nos libre del exceso Con que à puras manotadas Acicala y pule un cuento; Si buenos dientes, los labios Arregaza haciendo un gesto, Y à cualquiera changa trae La risa por los cahellos ; Si es discreta, ya se sabe Que no la falta lo feo ;

Si bermosa, el ser una tonta Le compete de derecho; Mas todo lo referido En mi opinion, es lo menos; Que estos son, si bien se mira, Particulares defectos, Que no à todas comprehenden, Pues muchas se hailan sin ellos. Vamos à las generales Trazas, tramoyas y enredos De las mujeres. ¿Quién hay Que sufra los embelecos De rizos, guedejas, moños, Que están diciendo memento, Calva, que ayer fuiste raso, Aunque hoy eres tercio-pelo? Quiên habră, digo otra vez, Que lleve con sufrimiento Las infusiones, las mudas, Los badulaques y ungüentos Que hacen algunas mujeres Para pintarse de nuevo? Pocas son las que se lavan Con agua clara de enero; Todo es soliman y todo Arrebol, claras de huevos, Albayalde, piedra-lumbre, Babolas, miel y espejuelos, Y otras seis mil porquerías, Que duran en sus pellejos Lo que al sudor se le antoja O lo que permite el lienzo. Si bajamos pues abajo, Muy entablillado vemos Al talle, como si fuera Brazo con un desconcierto, Que si en un brazo le dan, Resuena el carton á hueco Luego están los guarda-infantes, Los faldellines, los ruedos, l as enaguas, las polleras, Que, garlitos del infierno, Engañan à un hombre honrado Con el ceho que está dentro. Pero lo esencial olvido. De lo mejor no me acuerdo; Qué mujer hay que no pida? Quién no ha de quedarse muerto A un «dame» desvergonzado, A un «enviame» grosero? No, mi Buque; 230 querer? Yo enamorar? ni por pienso, Cuando en muchas de las hembras Tantos excesos contemplo, Condiciones depravadas, Tantas maulas y embelecos, Y que sobre todo, piden, Con que pienso que eché el resto. DUQUE.

May bien me has entretenido;

(Dale una sortija.)

Toma esta sortija en premio.

MOSCON.

Matusalen de los duques Te vean mis berederos.

DUOUE.

Pienso que su majestad Sale del baño, y no se Cómo tan presto; sabré Si hay alguna novedad.

Sale EL ANGEL, con el mesmo vestido del Rey 6 con otro parecido.

ANGEL.

Yamos; que ya me he bañado.

Señor, ¿qué razon ha habido De haberte à solas vestido, Sin que nos hayas llamado? ANGEL.

Yo propio quise vestirme; Que, para bien acertar A gobernar y mandar, Tal vez conviene el servirme; Que, aunque rey tan recto me hallo, Porque el pueblo no se queje; No es justicia que le deje Toda la carga al vasallo.

Roscox. (Ap.)

A fe, que es esta razon Nueva en un rey tan tirano.

DUQUE.

Aun todavia es temprano . Que apenas las cuatro son.

NGEL

No importa, á Palermo vamos; Que entonces no será vicio Todo el honesto ejercicio, Cuando bien le moderamos.

DUQUE.

¡Gran prudencia!

MOSGON.

¡Gran mudanza! Él ha trocado el pellejo; Que no es suyo este consejo Ni tampoco esta alabanza.

ANGEL. (Ap.)

De Dios'es bien que veais El poder, rey atrevido. Donde vos, desconocido De todos, os conozcais. Es de Dios orden y ley Que de este que le enemista Tome forma y traje vista, Con traje y forma del Rey. Saldrá del baño desnudo, Y no hallando su vestido, Se vestirá mal sufrido

(Señala entre las ramas, adonde ha de estar, no muy encubierto, un sayo pulido de labrador.)

Aquel, que es de un pastor rudo; Con que vestidos los dos, En la soberbia en que esta, El tino conocerá Lo que puede y sabe Dios.

Sospecho que se ha quedado El Rey, Moscon, divertido.

ANGEL.

Vamos pues.

(Vase.)

El ha salido
Del baño en otro trocado.
¿Si es de algun sueño ilusion?
De nuevo admirarme quiero. (Vase.)

MOSCON

El ha salido cordero, Habiendo entrado leon. Si la vista no me miente, y no es del desco engaño, Sin duda dejó en el baño El pellejo de serpiente.

dio vestir

Sale EL REY del baño, d medio vestir, y dice antes de satir.

REY.
[Duque!—; Criados!—; Moscon!—; Compañeros, hola, hola!
] Mi persona dejais sola,
Y mas en esta ocasion?
¡No me vents à vestir?
¿Qué es esto? ¡Nadie responde?
¡Donde estáis; villanos, donde?
¡Qué!¡No me quereis oir?—

Hola, Duquel por quien soy, Que à todos mande matar, Y aun no se podrà templar aun no se podrà templar El enojo con que estoy Un Monjibelo es mi pecho, Que me enciende y que me abrasa; Si esto acaso en sueños pasa? Que ha sido ilusion sospecho; Que sueño no puede ser. Pues que estoy despierto; veo Ser engaño, y traicion creo De quien me quiso ofender. Esta es la puerta del baño, Este es campo, y monte aquel, Este arroyo, aquel vergel; Luego no es del sueño engaño. Mas sin duda que estoy loco, O la memoria he perdido, Pues en sombras del olvido. Dudas piso, incendios toco. El vestido me han llevado: Que esto sufro, pesia al cieto! Que no pueda vo de un vuelo Llegar al cielo estrellado. Y en lugar de la escarlata Que mi persona ha lucido, Cortar ahora un vestido De sus estrellas de plata! Al mismo Dios me opondre, Y si quisiere estorbarme, Con el pretendo igualarme

PASTORCILLO. (Dentro.)
Calla, blasfemo, sin fe.

REY.

¿Qué voz entre aquestas ramas A mi decoro se atreve? A mas cólera me mueve; Ahrasaré con mis llamas Todo el monte; pero no, Registraré su maleza.— ¿Quién se atreve a mi grandeza? Quién la ha profanado?

Sale ahora El. PASTORCILLO, putidamente vestido, guarnecido el raquero de armiños.

PASTORGILLO.

REY. Yo.

Dime, ¿quién eres?

PASTORCILLO.

Un mino,

Con el valor de gigante.

BEY.

¡No vi rapaz semejante! Vestido de blanco armiño, Al alba envidia le da y al mismo sol desafia. ¿Cómo has tenido osadía! Cómo un átomo podrá Oponerse à todo el sol! O no debes de saber Que soy el Rey.

PASTORCILLO.
Podrá ser;
Pero ningun arrebol
De su grandeza en ti veo.

El Rey en palacio està, Yo le dejo ahora allà.

No lo creo, no lo creo!

Si tú la fe no conoces, ¿Cômo puedes tener fe? Bien esta duda escuchê De lo altivo de sus voces Y de su soberbia vana, DON RODRIGO DE HERRERA.

De su loca fantasia; Que la gloria de este dia Sera un infierno mañana. No ofendas al cielo mas. Trata de enmendarte plo; Que la vida humana es rio, Que volver no puede atrás. Acuérdese su merced De Goliat el gigante,
Que un pastorcillo ignorante
Le puso en el cuello el pié.
¿Cómo el temor no le incita
La estatua de aquel Nabuco,
Pues, cual si fuera un trabuco,
la derribó ma chinita? La derribó una chinita ?

Niño sábio, disfrazado Con el traje de pastor, No conoces mi valor, Pues sin temor me has hablado; El rey Federico soy, Aunque desnudo me ves; Arrodillate á mis piés. PASTORCILLO.

Mejor levantado estoy; No le haré tal ceremonia, Aunque me haga mas cariños; Que soy uno de los niños Del horno de Babilonia.

¿Cómo de Escritura sabes, Si la experiencia te falta?

PASTORCILLO. En la Alemania mas alta Aprendi cosas muy graves, Y de modo concebi Las ciencias, sin estudiar, Que es imposible olvidar Lo que una vez aprendi.

Sin duda que es hechicero.— Véte al momento, rapaz.

PASTORCILLO. Tengamos la fiesta en paz, Serenado caballero.

Mataréte.

(Va à acometerle.)

PASTORCILLO. No podrá.

REY.

Mas ¡qué grave suspension Me acobarda el corazon! Temblando en mi pecho está.

PASTORCILLO.

Aunque me ve rapaz tierno, A otro pastor muy rehecho Le hice yo rodar el trecho Que hay desde el cielo al infierno; Y aun ahora, si se sube A mayores, con un pié Tan alto le arrojaré, Que le clave en una nube.

Véte ya de mi presencia; Que no sé que miro en tí, Que de mis culpas aqui Hoy me acusa tu inocencia.

PASTORCILLO.

Ahora si que me voy, Pues me empieza à tener miedo.

REY. Mover las plantas no puedo; Sin duda hechizado estoy.

PASTORCILLO. V oyme , pues de mi se espanta , D iciendo aquesta letrilla : "Dios levanta al que se humilla, Y humilla al que se levanta.» (Vase.)

Esto que por mi ha pasado, A nadie habrá sucedido. ¿Que no tenga yo un vestido Ni venga ningun criado?

(Va hácia una enramada, donde estará un sayo pulido de labrador.) Pero un rústico vaquero Piadosa me da la tierra, Cuando el cielo me hace guerra, Porque bacerle guerra espero.

(Vase vistiendo el vaquero.)

Quiero abrigarme con él , Pues mi mal lo quiere asi ; Y no porque me honre à mí , Mas por darle honor á él.

BATO. (Dentro.) Pues se fué à Palermo el Rey, Cantando me daré priesa A buscar por la dehesa El novillejo y el buey. UN MUSICO. (Dentro.)

Novillejo perdido , Quizá por engañado , Cómo dejas el prado, De flores guarnecido, Y por fragosas breñas Buscas el vil sustento entre las peñas OTRO MUSICO.

Amado novillejo Y mil veces amado, Como al fin te he oriado, Perdido no te dejo. Vuélvete á la querencia; Que, como buen pastor, siento tu ausen-REY.

Con las voces que he oido De estos pastores, siento No sé que movimiento, Apenas entendido Que soy fiera perdida, Y oigo un pastor que diópor mí la vida. musico 2.0

Cómo te engalanara De flores, si te viera!

MÚSICO 3.0 Yo en tu rescate diera El alhaja mas cara.

Alabaré tu nombre; fbre. Mas esto es conocer que yo soy hom-¿Ah, pastor?

Sale BATO, segundo gracioso.

BATO. Quién llama? REV.

Yo.

BATO. Habeis acaso sabido De un novillejo perdido?

REY. Tu no sabes quién soy? BATO.

No.

No me conoces , villano? El Rey soy. RATO Linda fegura!

REY Humillarte á mí procura.

BATO. Yo humillarme? Será en vano. Quién eres?

El Rey. BATO

¡ Mamola!

Lindo rey mos ha venido! El loco es entretenido.

Por Dios que te mate.

Hola.

(Saca la honda.)

Si dos ripios arrebato, Le he de abollar la mollera. ¡ Qué ridícula quimera!

Yo soy el Rey.

BATO.

Yo soy Bato. Poco el ser rey se le encaja, Aunque yo le he visto ogaño Lindo como flor de antaño.

REY.

¿Adónde?

BATO. En una baraja. REY.

¡ A qué furias me provoco! BATO.

Mas ¡ay! ¿ No es este el vaquero Que me faltó, dominguero? Sin duda le burtó este loco; El es.—Sois liudo ladron, El vaquero habeis de dar, O entended que hemos de andar Entrambos al mojicon.

(Quiere quitarle el vaquero.)

REY.

Criados, Duque?

Otros tales como vos ? Soltá el vaca Soltá el vaquero, o por Dios, Que mis manos conozcais.

Sale LISANDRO, vestido de color.

LISANDRO.

Aparta. ¿Qué es esto, Bato? Qué te ha hecho este pastor?

Se finge loco, Señor, Y es mayor ladron que un gato; Dice que es el Rey, y el sayo Que trae puesto me le hurtó.

Lisandro, ¿ el Rey no soy yo?

BATO. Oh qué linda fror de mayo! LISANDRO.

Tu eres el Rey?

¿No me ves? LISANDRO.

Porque te veo lo digo.

REV.

Tambien tá eres mi enemigo? Si no lo soy yo, ¿quién es?

LISANDRO.

El que yo ahora encontré Hácia Palermo.

¿Es posible ? Vióse golpe mas terrible? Dime, ¿ no te desterré?

#### DEL CIELO VIENE EL BUEN REY.

qué lindos regalos! a Lisandro yo. ra cuatro mil palos loco hemos hallado ha de haber en la aldea; mi vaquero, y sea loco.

¡Ah cielo airado! LISANDRO. ; que, aunque no es

or lo que representa le ha de hacer afrenta.

BATO. obraré despues.

LISANDRO. daré otro vaquero.

questo, callaré.

BEY. Lisandro, ¿esa es la fe allo y caballero? tu rey desconoces?

LISANDRO s al Rey parecido rostro ni el vestido.

REY. es; que bien me conoces.

BATO. le trujo por aqui, mueso amo?

LISANDRO. Buscar é poder olvidar nojos que hay en mi. ver esos sembrados, está cerca la aldea.

BATO. palacio desea Rey, aqui hay criados.

dermo deseo.

is el desengaño. BATO.

que, si no me engaño, la posta corriendo.

ome de su venida, ie mi verdad veréis.

Sale EL DUQUE.

DUOUE. dro, en buen bora estéis. LISANDRO.

le el cielo vuestra vida. DUQUE.

ios os conoci, el camino he torcido; bricias, solo os pido prazos.

LISANDRO. Veislos aqui. (Abrazanse.)

DUDUE. y os alza el destierro, e à Palermo vengais

LISANDRO. Donde vos estáis, aya mas privado es yerro. DUQUE. d, Lisandro, por llano

Su favor, porque hoy le vemos Tan trocado, que tenemos Rey santo por rey tirano. En Palermo entrar no quiso Sin que os viniese à llamar.

Le habrá querido trocar Del cielo aquel santo aviso.

¿ Qué rey à Lisandro llama , Si yo soy el Rey? — ¿ No veis Que aquí vuestro rey teneis , Que os defiende, quiere y ama ? Así el Duque lo dirá.

Hay tan raro frenesi? REY.

¿Cómo os partisteis sin mí?

LISANDRO.

En esa locura da.

No estoy loco; que es engaño. ¿ No os acordais que esta tarde... BATO. (Ap.)

El cielo mi juicio guarde.

Conmigo fuistes al baño?

Es verdad que al baño fui Con mi rey y mi señor; Pero, loco labrador,

Yo no te conozco à ti. RET.

Que este negarme procura! LISANDRO.

Llevarte al Rey bien será. DUQUE.

Y es cierto que gustará De su graciosa locura.

Él quiere, pues no replica; No vaya, Rey, muy despacio, Pues con él habra en palacio De todo, como en botica.

Lisandro, si de vasallo Os preciais, ahora es bien Que de los vuestros me den Al punto el mejor caballo.

LISANDRO.

Otra vez le vuelve el mal.

Hágase luego mi gusto . Que ir á la corte no es justo A pié mi grandeza real; Que alla pretende mi brio Al rey que el nombre me ha hurtado Retarle à caballo armado, Y matarle en desafio.

Mal la maraña penetra, Señor rey de paramento, Porque esta jornada intento Que vaya al pié de la letra.

LISANDRO. Antes, por el pundonor, Un caballo le he dar,

Yo le pienso acompañar.

Qué lástima!

LISANDBO. Qué dolor ! BATO.

Señor Rey, téngase à buenas , No haga locos desatinos ; Que hay en la corte pepinos, Naranjas y berenjenas.

Vamos, porque el Rey espera. LISANDRO.

Vamos , Duque.

(Vanse Lisandro y Bato.)

DUQUE. (Ap.) Esta ocasion,

Para lograr mi aficion, Mas viva ser no pudiera; A Laura le pediré, Pues el Rey tan otro está. Amor, vuela, pues que ya Te lo merece mi fe.

(Vase.)

REY. Mentido rey, allá voy; Espérame, reino ingrato; Que no te saldrá barato El creer que loco estoy; Porque mi brazo, recelo Que ha de ser en dura guerra Escandalo de la tierra Y asombro de todo el cielo.

(Vasc.)

## JORNADA TERCERA.

Sale EL DUQUE, vestido ricamente, con banda y sombrero de plumas.

Mientras que el rey Federico Con Lisandro dando está Audiencia, y Moscon me avisa Que ya quiere comenzar La fiesta, adonde Palermo Hoy confirma su lealtad ; Pues que Laura me ha avisado Que en un balcon estará De los que caen al terrero, Contento quiero llegar; Que no profana el decoro, No , de palacio un galan No, de palacio un galan Cuando, como yo, pretende, Sin esperanza, obligar. Demás, que al rey Federico Veo tan trocado ya, Que él y la Reina sin duda De Lisandro alcanzarán

El si que esperando estoy. Permite, oh ciego rapaz, Que llegue el dichoso dia De tanta felicidad.

#### Sale LAURA à una ventana.

LAURA. Al Duque avisé viniese Al terrero, que culpar Le intento de que en dos dias No me haya visto; mas ya Mira al balcon cuidadoso Y se pasea galan. La seña haré.

(Hace señas con un pañuelo.)

DUQUE. Laura es;

Bien lo muestra la señal De aquel ondeado lienzo, Que es mi bandera de paz.-

(Llega al balcon.)

Cuándo mereció mi afecto . Aunque siempre fué leal,

Cuidadosas asistencias De tan suprema beldad? ¿Por la tarde de un balcon Haceis oriente? Será Por equivocar al mundo De Febo el curso solar. Ved que dos soles á un tiempo El mundo abrasar podrán, Si bien uno, de corrido, Ya se va corriendo al mar.

Duque, ¿sin verme dos dias? Si mientras de mi te alejas, Que soy tu vida, y me dejas Muriendo, ¿cómo vivias? O ausente, en mi amor ardias, Fénix, cuyo fuego soy, Que, como me exhalas, voy Llegando à mi fin, y cuando La vida me estés quitando, Vida con morir te doy. Contémplome aquella fuente. Contémplome aquella fuente, Cuya desatada plata, Si viva á una antorcha mata En su golfo trasparente Muera por el consiguiente, La enciende tierno y esquivo La enciende terms y esquivo Fuego, y como te percibo En mi, y en ti me convierto, Vives de achaque de muerto, Mueres de achaque de vivo. Mas yo, Duque, te imagino Fuente del sol, que es un hielo, Cuando la mitad del cielo Borda su esplendor divino ; Y en saliendo el vespertino Lucero, á sus orbes rojos Tributa ardientes despojos; Así es fuego tu violencia A la noche de mi ausencia, Y nieve al sol de mis ojos. Amar es un desear, Que el dorado arpon esmalta, Con que si el deseo falta, El amor ha de faltar : Y asi, te puede culpar Mi fe, pues faltar arguyes; Si de tu vista la excluyes, No ocasiones su querella, Porque cuanto huyeres della, Tanto de quien eres huyes.

Si deseo el amor fuera, En cumpliéndose cesara, Porque nadie deseara Lo mismo que poseyera; Desea el bien quien le espera, Y no quien le ha conseguido, A mando correspondido; Y asi, nació destinado, Al desco lo esperado, Y al amor lo poseido. Luego mi feliz trofeo No arguye contradiction Pues la misma posesion Que aun no poseeis poseo; Y en el desearla veo Que jamás estar ocioso Puede el afecto amoroso, Pues siendo el acto inconstante, Implica que viva amante Quien no vive deseoso.

Sale MOSCON, y quédase al paño.

Aunque es tiempo de avisarle, No le pretendo avisar, Pues tan fino en el terrero Hablando con Laura està. Lo que le toca à mi oficio

#### DON RODRIGO DE HERRERA.

Es ver si puedo escuchar Los requiebros que la dice, Y los que ella le dirá, Por versi algo se me pega De amor; mas es por demás.

DUOUE. Quién solicita y procura Que me hagais tanto favor? LAURA.

Amor.

DUOUE. Y à empresa tan superior ¿ Quién me alienta y apresura ?

LAURA.

Ventura.

BUOUE. Y cuál será en tal altura El premio de mi ardimiento? LAURA.

Contento.

DUOUE.

Ya pues con mayor aumento De mi fineza os obligo; Pues en serviros consigo Amor, ventura y contento.

LAURA.

Si fué cruel mi hermosura, ¿Quién incita vuestro ardor? DUQUE.

Amor.

LAURA.

Cuando él despida el rigor, Vuestra fe ¿qué me asegura? DUOUE.

Ventura.

Y si en mi el afecto dura igual con el rendimiento? DUQUE.

Contento.

LAURA.

Pues yo con mayor aliento Aumento mi amor, por ver Qué tengo ahora en tener Amor, ventura y contento.

DEOUE. Tiene un amante en tener Amor crecido y robusto, Gusto; Faltando el desden injusto, Se le acrecienta el querer Placer; Y el verse corresponder, Va adquiriendo cada dia Dejad pues la cobardía , Y amor juntos frecuentemos , Porque con esto tendrémos

Gusto, placer y alegría.

Confieso que habrá en querer, Sin género de disgusto, Gusto; Y que tener será justo, Viendose corresponder, Placer; Pero está tan al perder A cualquiera niñería La alegria, Que yo, en tan necia porfía Llegando á considerar, No quiero con tauto azar

Gusto, placer ni alegria.
(Tocan clarines dentro.)

DUQUE. Este belicoso acento Me avisa que es tiempo ya De ir á la fiesta. ¿Quien vió Que una fiesta dé un pesar ? Adios , mi Laura. LAURA. (Arrójale una banda verde-mar).

Esa banda

En mi nombre llevarás, Y no extrañes el color, Que en el color verde-mar Hay esperanzas, que en ondas Te ofrece tranquilidad. (Vase.)

DUQUE.

De buena esperanza el puerto Sin duda habré de tocar Con tal favor.

MOSCON. Vuecelencia No enamore un punto mas ; Que ya los duques y condes. Marqueses otro que tal, Para correr las sortijas Juntos en la plaza están De palacio , aunque me han dicho Que el Rey no se quiere hallar En la tal fiesta ; no entiendo Deste rey el natural: Ayer aturdia el mundo , Y hoy en aturdirse da.

DUQUE.

Vamos apriesa.

MOSCON Sin duda

Con favor tan singular, Que has de llevar de codillo Los premios á los demás. (Vanse.)

Salen EL REY Y BATO.

Que acompañe á aqueste loco Me ha sopricado mi amo. ¡No es mala la comezon!

(Está pensativo el Rey.) No podria hacer el diabro Vestido de tan buen gusto Como es un loco aforrado De lo mismo; porque yo Diz que tengo lindos cascos. Frio debo ser sin duda, Pues me aforran de verano.

No es natural, no es posible Lo que está por mi pasando; Superior causa sin duda Es causa de mis agravios.

вато. (Ар.) ¡Qué figuras que está haciendo! Atento lo estó mirando; A la he, que si se emperra, No do por mi vida un cuarto.

Si creyéra que era el cielo
Origen de tantos daños,
No estuviera, no, seguro
El mas luciente topacio
Que en su camara de estrellas
Guarda el firmamento avaro. Poco es esto, el mismo Dios No lo estuviera.

BATO. San Pabro! A hereje este rey de locos Va por sus pasos contados.

Vén açá. ¿ No es esto asi? BATO.

Señor, yo só mal cristiano, Mas buen católico, y creo

Que solo de Dios el brazo Es el todopoderoso; Y en esa fe confiado, Le dejo para quien es , Aunque me de mas trabajos.

REY. En fin, eres de la tierra El mas humilde gusano; Estaba por arrojarte Desde ese balcon abajo, Y si no, en aquel estanque. Foso que guarda á palacio.

BATO. Soy yo Leandro? Só Flor, De quien me dijon angaño, Y atirman los fabuleros, Que , como huevos entrambos , Ella se murió en tortilla Y él fué por agua pasado? ¿En estanco echarme á mí? Soy yo por dicha tabaco? Arrojarme de un balcon? Soy yo basura?

> REY. Villano,

Vete al momento.

вато. (Ар.) -|San Lesmes!

RET.

Aun te detienes?

BATO. (Ap.) | San Mauro!

REY. Eres sordo?

вато. (Ар.) ¡San Panuncio!

¿No respondes?

BATO. (Ap.) ; San Macario! REY.

¿ No te vas?

BATO.

(Ap. ¡Válgame el Credo! Excepto el Poncio Pilato.) Ya se iran; que no son bestias; Y aun se iran por todos cabos, Sin que sea menester;
Mas adviértole entre tanto
Que se ha de estar cepos quedos,
Mi rey, porque un soldado
Tudesco, como un-gigante,
Esta esa puerta guardando;
Que es un frasco con bigotes,
Y con guarda, infente un income Y con guarda-infante un jarro.

A una legion de demonios No temo, ¿y quieres, villano, Que tema solo à un tudesco, Que es suerza que esté borracho?

BATO Tal me sucediera a mi;

Mas aconséjole , hermano , Que no se flegue à la puerta , Porque le ha de hacer, y es craro, Muy vecino de Moguer, Que està cerquita de Palos. REY.

Véte, grosero, de aqui; Que Ivivo yo ...

DATO. Estó tembrando. REY.

Que de un puntapié te arroje Mas alla del otro cabo Del mundo! y muy poco he dicho.

El tien pulsos temerarios; Co rriendo vó, y á este loco Que le guarden dos mil diabros (Vase.)

Ahora, ahora, discursos; Ahora, ahora, cuidados; Razon, entremos en cuenta Pues que solo me han dejado. Cuando al campo salí ayer, Me hizo Palermo el aplauso Que á su rey natural debe; Y cuando estuve en el campo, Me respetaron por rey Cazadores y criados. Entré en el baño; ojalá No hubiera en el baño entrado, Pues fué golfo de veneno, Si no de ponzoña lago, Adonde nueva Medea Introdujo sus encantos. Rey Federico entré en él Pues todos lo confirmaron; Pero cuando del salí, A mis criados llamando, No pareció mi vestido
Ni tampoco mis criados.
Doy voces , nadie responde ,
Irriteme , blasfemando Irriteme, blastemando
Del mismo Dios; cuando un niño,
Que salió de entre unos ramos.
Me reprehende severo.
Pero ¿para qué me canso
En traer á la memoria
Los desprecios de Lisandro,
Las sinrazones del Duque, Las necedades de Bato, Afirmando que soy loco, Siendo su rey soberano? En fin, yo entré por las puertas De Palermo, en un caballo, Sin que nobles y plebeyos Me hiciesen el agasajo Y cortés acatamiento Que à su rey debe un vasallo. Llego à palacio, y sabiendo La Reina como he llegado, No me sale à recibir No me sale à recibir,
Ni Laura, aquel dueño ingrato;
Que de todas mis desdichas
Ninguna he sentido tanto.
Pues cuando la mujer propia
Desprecia á su esposo, y cuando
La dama tributa olvidos A su mismo rey, son casos Que, à no afirmar que estoy loco Despues que sali del baño, Dijera bien que ellos solos La locura me han causado. Mandar luego que no entre Aunque lo intente, en mi cuarto, Cerrarme todos las puertas, Dejarme por guarda à Bato, Un rústico labrador, Todos son indicios claros De que, ya cansado el cielo, Me ha dejado de su mano, Me ha dejado de su mano,
y que aquel prolijo sueño
Fué verdadero, y no falso;
Si bien yo no he de creerlo
Hasta que Dios, mas templado
Conmigo, lo manifieste
En un prodigio ó milagro;
Aunque su verdad, sin duda,
Me dice en avisos tantos. Pero, con todo, yo mismo He de ver mi desengaño. Aqui ha de estar un espejo De armar, cristalino y claro, Donde me vi muchas veces;

Miraré si estoy trocado Mi rostro en el , si mi talle No es tan perfecto y bizarro Como solia , siquiera Por desmentir tantos labios Venenosos, que me están El decoro inficionando; Porque solo esta experiencia A mis dudas le ha faltado : Mas antes que, sumiller, De su cristal y sus marcos Llegue à correr la cortina, Le be de informar de mi agravio. Y pues verdad siempre dice, De lisonjas no me valgo De lisonjas no me valgo
En esta ocasion, aunque
Tanto de ellas me he pagado;
Porque á quien verdad observa,
La lisonja es desacato.
Solo al cristal pediré,
En sus verdades fundado,
En sus rectitudes cierto,
Que antes que pronuncie el fallo
De mi muerte ó de mi vida,
Mire con piedad mis años. Mire con piedad mis años, Con decoro mi corona, Con atencion este caso; Porque acabe de creer. Mis dudosos embarazos , Que no soy ya Federico Y que estoy de juicio falto.

(Vase llegando al espejo; antes de cor-rer la cortina, el Rey dice este soneto.) Lámina breve, en quien mi pecho in-

Ver la sentencia de mi vida ó muerte ; Golfo dudoso , adonde, si se advierte , Ile de ballar mi bonanza ó mi tormenta .

Cristalina verdad, que representa Al hombre en el teatro de la suerte Una y ofra fortuna, y se convierte Toda en el hombre, de lisonja exenta. Tengo aliento y temor y extraño

[espanto, Pues ver mi mal ó bien en ties preciso, Por descifrar las dudas de un engaño. Manifiéstale ya tu claro aviso, sea mas piadoso el desengaño

Que el que en otro cristal lloró Narciso. (Corre la cortina.)

Pero ¿qué es esto , cielos inhumanos? No han sidojay triste! mis recelos va-No nan stodjay triste! mis receios va-Qué rostro es el que veo , [nos. Pálido , fíaco, macilento y feo? ¡ Qué horrible ceño! qué vision extraña! Ya digo que Palermo no se engaña ; Ya disculpo ; ay de mi! los que decian Que à mi rostro y mi voz no conocian. En bruto trasformado
Me tiene mi desdicha ò mi pecado;
Iba à decirlo, mas callarlo quiero,
Que no es bien que lo crea , aunque lo

[infiero. Cristal que la verdad à todos dices, Esta vez, por mi mal, te contradices; Yo soy el rey, el mundo bien lo sabe; Pues ¿cómo ahora de mi aspecto grave Las facciones desmientes? [tes. Gómo la verdad callas? Mientes, mien-Así intentas que yo tu verdad crea? Dispon que en ella à mi contrario vea ; Si no, diré, si aquí no te provoco, Que soy el cuerdo yo, y tú eres el loco.

DON RODRIGO DE HERRERA.

Sale EL ÁNGEL, con el vestido parecido al que el Rey dejó en el baño, con corona y cetro, y quédase al paño, y el Rey le está mirando absorto en el espejo.

ANGEL. [cuánto, i Oh cuánto un pecador le cuesta, oh A Dios piadoso, justiciero y santo! Pues el cristal contempla divertido, Y en él se ha visto ya desconocido; Con insignias de rey pretendo ahora Que asi se vea en mi, ya que se ignora; En el cristal intento estar visible. Pero en las demás partes invisible.

REY.
¿Quién es el robador de mi corona,
Sustituto civil de mi persona,
A quien Palermo aclama,
Usurpándome el nombre, honor y fama?
(Pónese el Angel detras del Rey, y le
ve en el espejo.)

ÄNGEL. (Ap.) Ahora le verás, que paso á paso Cerca de ti me voy.

REY.

¡Terrible caso!

Mas ¡ay cielo! ¿qué miro?
¡ Ya su retrato en el cristal admiro!
Ahora si, cristal, puedo llamarte
Verdadero, (Rettrase el Angel.)

ANGEL.

Retírome à esta parte.

REY. (Dice esto no mirándose al espejo.)

Mi forma me usurpó, ¡qué tropelía! Vuelvo á mirarle. Poco la alegría En mi pecho ha durado;

(Vuelve à mirarse al espejo.) [do; Sin duda que este espejo està encanta-Ya no parece en él, ni en esta sala Haymas que yo; ;qué desventura iguala A la mia! volver à verlo intento,

(Cuando acabe este verso, ha de volver el Angel à ponerse junto al Rey.) Sabré si fué ilusion del pensamiento. Pero segunda vez vuelvo à miralle Con mi rostro, corona, brio y talle.— Encantador tirano, espera un poco.—

No hay duda; ¡cielos, yo me vuelvo lo-(Estáse quedo el Angel.) [co! ¡Oh, quién pudiera unirse con sus bra-

Y hacerle entre los mios mil pedazos!
¡Que fortuna me dé, siempre envidiosa,
Desdicha real, la dicha mentirosa!
Mas, pues constante, no hace moviDesafiarle intento; [miento,
Porque, aunque en sombra veo mi conNunca será juicto temerario [trario,
Que yo le rete aqui, pues mi desvelo
Cumple con esto con la ley del duelo,
Supuesto que a mi agravio de esta suer-

No puedo hallarle para darle muerie.
(Vuelve à mirarse el Rey al espejo.)
Pues me usurpaste la corona y brio,
Hoy te reto y te llamo à desafio;
Mentido Rey, responde si le aceptas,
Pues tanto me fatigas y me inquietas;
(Hace la señal el Angel con la cabeza.)
Que si con la cabeza has respondido;
¿ Cumplirás lo que aqui me has prome[tido?]

(Vuelve con la cabeza à decir que st.) Ya tambien con la seña lo asegura.

Pues véte ahora, y defender procura Tu corona de mi.—Ya no parece; (Apártase el Angel.)

Al paso de la duda el temor crece.
Una joya-en el pecho me ha quedado,
Que de tantas fortunas me han dejado;
Sobre ella haré me prestealgun vasallo
Espada y banda, armas y caballo.—
Ulises burlador, espera, espera
Que baje un rayo de la quinta esfera,
Y si tu brazo Dios no mueve, en vano
Te escaparás de mi invencible mano;
Pues ya conozco que si Dios te ampara.
Aun no podré mirarte cara à cara.

(Vase.)

INCRE

Ya parece que tratas de enmendarte.
Tengayo, cielos, en su enmienda parte.
Al desafio he de salir; que inflero
Que ha de ser este el medio verdadero
Para que reconozca su pecado
Cuando á mis piés se vea derribado;
Y sí el perdon aclama arrepentido,
Quedará vencedor, siendo vencido.
(Dentro música de trompetas y atabalillos, como que están en la fiesta.)

ANGEL.

Esta música me advierte Que ya esta fiesta acabaron; Pasaré desde esta cuadra Al salon grande, y dejando Estas insignías de rey, Les podré salir al paso. (Vase.)

(Tocan trompetas y chirimias.)
LISANDRO. (Dentro.)

Viva Federico!

MOSCON. (Dentro.)

LISANDRO. (Dentro.)
Viva el rey de sicilianos,
Pues, cual Fénix, entre aromas
Las plumas ha renovado.

Decid que viva mi esposo Felices y largos años.

Sale EL ANGEL, mirando al vestuario.

ANGEL.

Leales vasallos mios,
Mucho agradezco el aplauso
Que me haceis, mucho el festejo;
Yo os prometo de premiaros;
Pero si de mi gobierno
Estais satisfechos tauto,
Cuanto de mis sinrazones
Estuvisteis agraviados,
Désele al cielo la gloria,
Mas no à mi, fieles vasallos,
Pues un rey agradecido
Supo hacer de un rey ingrato.

Sale LA REINA.

REINA.

Esposo, Señor, ¿ qué es esto? ¿ Abora tan retirado, Cuando Palermo os aclama En festivos aparatos?

Sale LAURA.

LAURA.

Federico invicto, ahora Que os está el pueblo aclamando Salomon de nuestros tiempos , ¿ Os estáis en vuestro cuarto? Salen LISANDRO Y MOSCON.

LISANDRO.

Señor, ¿tan grande retiro?

Señor, ¿desprecio tan raro?

No oculteis vuestra persona.

No ostenteis tanto recato.

No malogreis sus designios. moscon.

No ofendais sus agasajos.

Ved que un rey agradecido Es del pueblo espejo claro.

Ved que un rey es sol que ilustra Todo un reino con sus rayos. LISANDRO.

El sol de Sicilia sois, Y alma de todos sus campos.

MOSCON.

Ved que à su reino es un rey Lo que à un paje hambriento un plato, Lo que à una dueña un monjil, Y à un poeta muchos cuartos.

ANGEL.

Esposa, reina y señora, Laura, Lisandro, admiraros No es justo de mi retiro, Porque aunque juzgais que he estado Ausente, siempre presente, Vuestros afectos mirando Estoy, y de todo el reino, Sin que me cause embarazo La distancia; que el amor Que dentro en mi pecho guardo A las ciencias que aprendi, Eso me han facilitado ; Ya sé, Laura, que esta tarde Al Duque estuviste hablando Dosde un balcon del terrero, Y que la Reina y Lisandro Tratan de tu casamiento Con el Duque, y no me espanto, Si hoy será su esposa Laura; Porque ya en mi se acabaron Todas aquellas finezas, Que viste en tiempos pasados. LAURA.

¡Señor! (Ap. ¿Quién se lo habrá dicho?)

No, no teneis que asustaros.— Esposa, Lisandro amigo, Hoy dará Laura la mano Al Duque.

Tus plantas beso.

REINA.

Merezca, esposo, tus brazos.

Vuestro soy y lo he de ser; Que el amor que me enseñaron Es en carácter impreso; Y así, no puedo borrarlo.

LISANDRO.

Si el buen rey del cielo viene, Este del cielo ha bajado.

LAUBA.

De un ángel sin duda es todo Cuanto ha dicho y cuanto ha habiado.

Moscon. (Ap.)
Hoy se ha vuelto zahori

El que ayer fué topo malo; Yo apostaré que las tripas, Higado, bofes y bazo (Va llegando à él, y el Angel le mira

Me está penetrando ahora; Pero ¿ qué temo ? qué aguardo? Hablarle intento.

> ANGEL. ¿Moscon? Moscon.

Gran señor, muy olvidado Vuestra majestad me tiene, Pues ya en los nidos de hogaño No hay pájaros; ¿ qué se han hecho, Señor, tantos favorazos Como solias hacerme?

ÁNGEL.

Ya estoy en otro trocado.

Moscon.

A mi, que al juego del hombre
Siempre te segui de ganso,
Me tratas de esa manera?

Angel.

De bufones no me pago.

Moscon.

Yo, que fui perro ventor De amor en la caza y galgo, Que las perdices y liebres Te las traia à la mano, ¿Es posible que merezca Esos desvios?

Bellaco,
Bellaco,
Calla los errores mios,
Pues que yo los tuyos callo.—
Dénle una racion, y aprenda
Algun oficio entre tanto;
Pero, si no le aprendiere,
Vaya à galeras.

MOSCON.

(Ap. San Franco
De Sena sea conmigo,
Pues el comer me han quitado.)
Aprended, flores, de mi;
Bufones, con todos hablo.
(Toca dentro la música, y disparan algunos arcabuzazos.)

#### Sale EL DUQUE.

DUQUE.

Federico generoso,
Nunca he entendido hasta aqui,
Viendo triunfo tan glorioso,
Lo que es el ser rey; y asi,
Hoy te juzgo el mas dichoso,
Hoy con exceso se abona
Lo grande de tu corona;
Desde hoy temerán tu espada
Desde la Alemania helada
Hasta la Tórrida Zona;
El oro, a quien avarienta
Guarda en sus cofres la tierra,
Siendo de si misma afrenta,
Por no hacer al mundo guerra,
Hoy à tus piés se presenta;
Los diamantes, que centellas
Son ó pedazos de estrellas,
Hijos bizarros del sol,
Por ilustrar su arrebol;
Hoy son alfombra à tus huellas;
Lo que mas llegué à admirar
Fué tanto monte de abeto
Que en sus hombros sufre el mar,
Y à quien tienen tan sojeto,
Que aun no se puede quejar;
Caballos son de madera,
Pues cada cual (si se altera

Neptuno, que en ondas crece ) Domado bruto parece Castigado en la carrera; Y aunque del Euro y el Noto Se ven tal vez optimos, Despreciado el alboroto, Siempre guardan entendidos Las ideas del piloto; Las galeras, que suaves Son à las ondas mas graves, Tan veloces discurrian, Tah veloces discurrian,
Que à la vista parecian
Del mar voladoras aves;
Los pintados gallardetes,
Que eran del viento copetes,
Formaban entre arreboles
Fatigados tornasoles, Volatiles ramilletes; Asustaba de manera El estruendo de los tiros, Que asombraba la ribera; El fuego en ardientes giros Asaltó la cuarta esfera; Los principes y señores De Sicilia, los mayores Que en la sortija se hallaron, En la destreza mostraron De su sangre los primores; El que mas diestro lució, El que mas diestro incio, De toda jactancia falto, Y los premios se llevó, Fué el gran duque de Montalto, Príncipe de Paternó; Sobre el sombrero llevaba Toda una selva de plumas, Que al viento lisonjeaba, En un bruto que nadaba Por el mar de sus espumas; Por el mar de sus espuma: y el caballo, cuya piel La de un tigre parecía, En lo brioso y lo fiel Parece que conocia Quién iba montado en él; Pues castigado del arte, Tanto el freno le sujeta, Tanto lo diestro reparte, Que es un monte si se quieta, es un rayo cuando parte; Como se templa y se irrita, Equivocado parece, En la destreza que imita, Que la espuela le entorpece Y el bocado le agilita; Pues tan á compás corvetas Formaba el bruto al estruendo De las cajas y trompetas, Que me pareció que haciendo lba en el aire floretas; Con tal destreza blandia Su heróica mano la lanza, Que della un círculo hacia Dando el pueblo en su alabanza Mil vitores de alegria; Su bijo, Adónis galan, Que es conde de Cartagena, A quien el lauro le dan, Salió airoso a la jineta En un tostado alazan; Era el bruto ardiente rayo, Parto del Andalucía, En la firmeza Moncayo, Y su frente parecia De plumajes todo un mayo. Tan atento discurrió El Conde, que con verdad
Muy bien puedo decir yo
Que mas de una voluntad
Con la sortija llevó;
Quedaron absortos todos
De ver en tan pocos años
Todo el valor de los godos;
Y así, los propios y extraños

Le aclaman por varios modos;
No hay principe mas lucido,
Mas afable, mas querido,
Mas liberal y cortés;
Que en efecto en todo es
A su padre parecido;
El de Terranova vi,
Bizarro, fuerte español,
En un bayo, que creí
Que, à ser codicioso el sol,
Le quisiera para sí;
Pero anduvo desgraciado,
Porque al pasar la carrera,
El caballo, alborotado,
Hizo que à la breve esfera
No tocase el fresno herrado;
De Castilla el almirante,
Señor de Módica, fué
El que lucido y triunfante
Mostró la lealtad y fe
Que à su rey tiene constante;
En un picazo, que al viento
Parece que desafía,
Entró bizarro y contento
El bruto, porque tenía
El nombre de pensamiento;
Lo demás, por no cansarte,
En silencio dejaré;
Solo digo en esta parte
Que cada cual dellos fué
Hijo de Pálas y Marte;
Callarlo es consejo sábio,
Porque no les hago agravio,
Pues puede su relacion
Caber en la admiracion,
Mas no caber en el labio.
De vestidos y bordados
No te alabo los primores,
Pues advierten mis cuidados
Que en ser de tales señores,
Ellos se están alabados;
En fin, bien puedes tener
En tu reino comanza
Desde ahora, pues el ver
En tí, Señor, tal mudanza,
Su mudanza viene à ser.

ANGEL.

Estimo la relacion ,
Y Palermo no se admire
Que à su aplauso me rétire ,
Y mas en esta ocasion ;
Porque de un buen rey arguyo,
En el pesar ó el placer,
Para todos ha de ser ,
Pero nunca ha de ser suyo ;
Nadle tiene menos parte
En si que un rey .

DUOUE.

Es así.

ANGEL.

Pues todo fuera de sí, Sin saber de sí se parte; Por lo cual alabo yo A una entendida persona Que, viendo la real corona En el suelo, no la alzó, Diciendo: « Aquel te levante Que tu peso no conoce.»

BEINA

Tal principe el reino goco Por tiempo que al tiempo espante.

MOSCON.

No entiendo el estilo avaro Del Rey, aunque lo procuro: Con los demás habla oscuro. Pero conmigo muy claro; Y no es este desatino, Pues que pretende quitarme DON RODRIGO DE HERRERA

El comer, y esto es hablarme Pan por pan, vino por vino. (Tocan dentro trompetas y cajas hácia la parte por donde entrará despues el Rey, armado y a caballo.)

UNOS. (Dentro.)

Guarda el loco.

OTROS. (Dentro.) Al desafio.

voces. (Dentro.) Guarda el loco, que va al duelo.

Mas ¿ qué es esto? Qué rumor Es el que embaraza el viento En el patio de palacio?

LISANDRO.

A saberlo voy.

ANGEL. Tenéos;

Que la causa ya la sé.

MOSCON. (Ap.)

¡ Que ya la sabe tan presto! Aunque este rey me ha entendido, Por Cristo, que no le entiendo.

Tiéneme desafiado Cierto principe encubierto.

MOSCON.

Yo apostaré que es el loco Que de la aldea trajeron. ¡Linda fiesta!

Y me es forzoso Cumplir con la ley del duelo; Que, aunque afirman que está loco, Me quiere quitar el reino.— Dame un peto y espaldar, Que en esa cuadra de adentro Le hallaréis.

DUQUE. Ya voy por él.

BEINA.

Esposo, Señor, ¿qué es esto? ¿ Vos batalla con un loco? No discurria de vos eso.

LAURA.

¿Qué es esto? ¿ Vos desafio?

ANGEL.

No temo, Laura, los riesgos.

LISANDRO

Por vos saldré à la batalla.

¿Qué batalla ó qué embeleco? Que es un pobre mal trapillo.

Eso no es de caballeros, Pues fuera gran cobardia El no reñir por mi mesmo.

Sale EL DUQUE, con las armas.

DUQUE.

Aqui están, Señor, las armas; Mas siento que á tanto empeño Pueda obligaros un loco.

Duque, no puede ser menos ; La causa sabrás despues.

(Vase armando, y tocan dentro.) Armadme, Duque, y sea presto; Que el rumor se va acercando.

REINA.

Es posible que no puedo Disuadiros?

ANGEL

No es posible Que yo pueda obedeceros; Que hay en este desafío Oculto un grande misterio.

LAURA.

Federico es todo enigmas. LISANDRO.

Que no le alcanzo confieso.

ANGEL.

Desde esa ventana baja, Que está cercana al terrero, Veréis, Señora, con Laura, Desta batalla el suceso. Que serà feliz sin duda.

Así del cielo lo espero.-Vamos, Laura.

LAUBA.

Ya te sigo; Alguna desdicha temo.

(Vanse.)

DUQUE. (Ap.) Que haya venido este loco A estorbar mi casamiento!

LISANDRO.

Algun prodigio se aguarda.

DUQUE. (Ap.)

Sin duda no la merezco.

Si gusta tu majestad, Los dos padrinos serémos.

ANGEL.

No he menester mas padrinos Que la justicia que tengo. Entrad; que por esta puerta Salimos luego al terrero.

(Éntranse por una puerta, y salen luc-go por la otra )

LA REINA Y LAURA se asoman á una reja baja que ha de haber, y salen EL ANGEL, EL DUQUE y LISAN-DRO.

ANGEL.

Palermo está alborotada, Y ya a mi contrario veo, Que hacia nosotros se viene ; Hoy se ha de ver un portento.

(Tocan.)

REINA.

Ya descubro en la palestra A mi esposo.

(Vuelven à tocar.)

LAURA.

Y todo el pueblo Ha concurrido, admirado De ver tan nuevo suceso.

Ya llega.

LISANDRO. Bizarro viene.

ANGEL. (Ap.)

Permitid, Autor supremo, Que este Luzbel atrevido Pida perdon de sus yerros.

Salga, al son de trompetas y cajas, EL REY, á caballo, armado de todas armas, pero no saque calada la visera, porque pueda representar mejor, y BATO, vestido de lacayo ridiculamente, que le viene acompañando; y estando no léjos del tablado, diga.

Rey intruso, rey fantasma, Que te precias de hechicero, Pues tu persona no he visto Sino es en sombras ó en sueños; Tirano de mis acciones Ladron de mis pensamientos, Usurpador de mí bonra Y escándalo de mi reino; Tú, que, gerifalte altivo, Siendo gavilan ratero, Mi corona arrebataste Con rapantes instrumentos, Oye mi verdad ahora, y advierte que no pretendo Declararte con palabras, Sino con obras, mis hechos; Ya sabes que en la palestra Cristalina de un espejo, Breve campaña de luces, Corto espacio de reflejos, Te llamé noble y valiente, Y te persuadi severo A este campal desafio, Como se ve, cuerpo á cuerpo; Por señas el sí me diste, Y va veo que fué cierto, Pues con tan bizarros brios En la palestra te veo: Confieso que desde abora Mayor envidia te tengo, Pues muy bien ser rey merece Quien sabe cumplir un duelo ; Previénete à la batalla, Pues que ya permite el tiempo Que se descubran engaños De fingidos devaneos En cuyo circo sin duda Entrambos à dos verémos, Entrambos à dos verémos,
Yo, si es mio tu valor,
Tu, si el mio es tuyo mesmo;
Segunda vez te provoco
Y con verdad te prometo,
Que al ver real tu persona,
He tenido algun recelo; Y à ser capaz de temor Mi siempre invencible pecho, Dijera en esta ocasion Que me has infundido miedo. Y por Dios, à quien parece Que ya humilde reverencio, Despues que un cuerpo le admiro, Que enfrenara mis intentos, Si no creyera que el mundo, Si no viera que mi reino Me ha de imputar de cobarde Despues de tantos trofeos; Y fuera gran cobardia, Si con valeroso esfuerzo Lo confirmara mi lengua , No lo afirmara mi acero.

ANGEL Desmonta ya del caballo; Que, aunque tu estilo agradezco, Tambien veo que te importa Que este duelo no dejemos.

nev.

Tenme el caballo.

BATO

Sin duda Que este loco es del infierno, Ya que estas abigarradas -Me han matado, y no me han muerto. (Apéase el Rey.) DUQUE.

Veloz desmonta.

LISANDRO.

No es, no, de humilde sugeto.

REINA. Mi vida de un hilo pende.

LAURA.

Y la mia de un cabello.

MOSCON.

Gran cortesía ha mostrado. Yo por loco no le tengo; Que alabar al enemigo, Parece malo y es bueno.

ANGEL.

Pues en la estacada estamos, Suene el bélico instrumento.

(Tocan de cuando en cuando.)

Saca la espada , que ya La mia tambien prevengo, Y guárdate de mi furia.

ANGEL.

Eso à ti te lo aconsejo.

REY. ANGEL.

Gran pulso!

(Riñendo.)

¡Valiente brazo!

REY.

En vano herirle pretendo.

LISANDRO. : Airosamente batallan!

MOSCON.

Qué bien riñen!

(Riñen.) DUQUE.

Por extremo! LAUBA.

Valor el loco ha mostrado,

BEINA.

¡Ay, Laura! á mi esposo temo.

ANGEL.

Herirme intentas en vano.

REY.

Qué será , que, aunque lo intento , No puede hallarle mi espada , Y solo acuchillo el viento? Mas ; ay de mi, que he caido! ( Pônele el Angel el pié sobre el pes-cuezo, y tiene levantada la espada.)

Para que sea tu cuello El alfombra de mis piés, «¿ Quién como Dios ?» di , soberbio. REY.

Piedad, campeon valiente, Piedad, heroico mancebo; Porque no sé qué en ti admiro, No sé qué en tu espada advierto, Que rayos ardientes vibra Contra mi,

DEL CIELO VIENE EL BUEN REY.

ANGEL. ¿ Qué sientes de eso ? REY.

Siento que el brazo de Dios, A quien, perjuro y blasiemo, Negué tantas veces, es El que me castigó; y siento Que eres tú ministro suyo.

ÁNGEL.

Pidele perdon , que es cierto ; Que pues te ha sufrido malo , Tambien sabrá hacerte bueno.

Si hasta aqui no le adoré, Ahora le adoro y creo, Y en su defensa y verdad Perderé mi vida y reino. Sus preceptos guardaré, Reedificaré sus templos, Que por mi culpa han estado Profanados y deshechos.

ANGEL.

¿Así lo prometes?

REY.

ANGEL.

Ap. Y yo, que lince penetro Su corazon , reconozco Que es verdadero su efecto.) Que es verdadero su efecto.) Levanta ahora a mis brazos. -Sicilianos, caballeros, Príncipes, grandes, señores, Senadores y plebeyos, El arcángel Miguel soy, Que, por divino decreto Del que es Motor soberano, Bajé à ejercer el gobierno De Sicilia , lastimado Su amor de ver los excesos , Las injusticias, los daños De Federico soberbio. Mudé su forma en el baño, La suya tomé, queriendo Dios mostrarle de esta suerte De su gran poder lo inmenso. Lo que ha pasado babeis visto, Ahora admirad de nuevo Lo que veréis; á su forma Ya segunda vez le he vuelto; Quitadle ahora las armas.

(Quitanle la celada.)

DUOUE.

Gran prodigio!

Gran portento!

ANGEL.

Este es vuestro rey , y este Gobernarà el reino vuestro , Tan otro de aqui adelante Que à los demás sea ejemplo. Besadle todos la mano, Y reconoced atentos Que en los mayores conflictos El buen rey viene del cielo.

REY. Reina y señora , Vasallos y compañeros. LISANDRO.

Ya todos te veneramos. DHOUE.

Ya todos te obedecemos.

BATO.

Yo pienso que estó dormido. MOSCON.

Yo que estoy soñando pienso. ANGEL.

Quedad en paz , sicilianos; Porque al alcázar supremo Me vuelvo del Trino y Uno; Y aunque me voy, no me ausento; Que con vos siempre estaré, Porque veais en mi ejemplo Que el buen rey del cielo viene.

(Vase.)

TODOS. Así todos lo creemos.

Como un pájaro voló.

LAURA.

Ya surca el golfo del viento LISANDRO.

Gran dia!

DUOUE.

Felice suerte!

REINA.

Sepa el mundo este suceso.

REY.

Laura, tu esposo es el Duque.

LAURA.

Soy tu esclava.

DUQUE. Tus piés beso. REV.

Mi camarero mayor, Levantad.

MOSCON. ¡Qué lindo es esto!

Y a mi privado Lisandro

Yo le daré muchos premios.

BEINA.

Laura, por mi cuenta corren De hoy mas tus muchos aumentos.

Yo me voy á mi alqueria A colgar estos greguescos , Para que sirvan á Júdas Los juéves del prendimiento. MOSCOX

Yo me voy a meter fraile;

Que en fin alli comeremos. BEINA.

Decid que mi esposo viva.

TODOS.

Viva por siglos eternos. DUOUE.

Este caso verdadero.

Teniendo aquí fin dichoso

•

## COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# DUELO DE HONOR Y AMISTAD,

POR DON JACINTO DE HERRERA.

#### PERSONAS.

DON GARCÍA. DON RAMON. EL REY. LA REINA. DON SANCHO. TERESA. LEONOR.
HERNANDO.
SOLDADOS. — CRIADOS.

## ACTO PRIMERO.

Salen LEONOR y TERESA.

LEONOR.

No sé, hermana, lo que siento De no euojarte conmigo, Cuando tan claro te digo Que te falta entendimiento. O tan necia eres en todo, Que aun no sabes enojarte, O tan sábia en esta parte, Que de saber buscas modo, Sabiendo en tí conocer Culpas de ingenio tan graves; Porque saber que no sabes, Ya es principio de saber.

TERESA.

Yo no sé filosofias, Pero sé callar. En fin, ¿A qué has venido al jardin?

LEONOR.
Teresa, de mi te fias
Como de hermana mayor;
Y ási, huscando el remedio
De las dos, he hallado un medio
Que ha de lograr nuestro amor.
A la reina, mi señora,
De Aragon, he yo servido
De dama; y tû, que has venido
A la misma plaza agora,
Mientras don Sancho de Lara,
Nuestro padre, está sirviendo
En la guerra al fley, entiendo
Que ya, por tu buena cara,
Tienes buen nombre en palacio;
Que la hermosura, Teresa,
Suele acreditarse apriesa,
Y la discrecion despacio.

Leonor, dime este argumento. ¿Téngole yo de verdad A don Ramon voluntad?

Este á la letra es el cuento

De un galan que se curaba De la vista, y al dotor Preguntó: «¿Veo mejor?»

Quiérole, que es cosa brava. LEONOR.

¿Quisiérasle para esposo?

Y ;cómo que le quisiera!

Y si él no quiere?

Que quiera,

LEONOR.

LEONOR.

¡Qué ingenio tan lastimoso!

TERESA.
¿ No es don Ramon de la casa
bel conde de Barcelona?
No tiene gentil persona?
Pues si conmigo se casa,
Nuestros hijos ¿no serán
Deste linaje tambien?

En fin, tú le quieres biéu, Y él es discreto y galan. Mas ¿quién quieres que lo sea De tu ingenio?

Pero si soy boba yo,
Tu eres peor, que eres fea

Tu eres peor, que eres fea.

LEONOR.

Fea soy, pero ansi vivo

Pea soy, pero ansi vivo Discreta, no digo nada; Pero soy desconfiada, Que es el acto positivo Que prueba mas la nobleza De la discrecion; no quiero Disputar cuál es primero: El ingenio ó la belleza.

TERESA

Leonor, à mi no me agravia Que lo pongas en disputa; La raposa es muy astuta Y la gallina no es sábia ; Y tras eso, pienso yo Que cualquier hombre se inclina A comer de la gallina , Y de la raposa no.

LEONOR. Déjate de esa locura;
Sabes cuánto desconfio
De mi ingenio, por ser mío
Y por faltarme hermosura;
Que á don García de Haro,
Su amigo de don Ramon,
Miré con inclinacion,
Y hoy le escribi, hablemos claro,
De letra mía un papel,
Diciéndole que le llama
A este jardin una dama,
Sin haberle dicho eu él
Mi nombre; porque he temido,
Si viéndome no le agrado,
O que no venga llamado,
O que no venga llamado,

TERESA.

Pues ¿qué pretendes !

LEONOR.

Hablar
De noche aquí á don Garcia;
Y en efecto, si de dia
(Sin poderlo yo excusar,
Aunque lo he de resistir)
Quisiere verme, imagino
Un ardid ó un desatino.

TERESA

Acábalo de decir; Que siempre los que revientan De discretos son pesados.

LEONOR

Di que los desconfiados Dudan todo lo que intentan. Digo que ha de verte à ti Si quiere verme.

TERESA.

¿Y qué hará

Con eso?

DON JACINTO DE HERRERA.

LEONOB. A ti te verá

De dia, y de noche à mí. TERESA.

Luego tenamoralle quieres Con tu ingenio y mi hermosura? Dios te de buena ventura; Haz de mi lo que quisieres.

LEONOR.

Teresa, pagarte espero; Porque don Ramon admire Tu ignorancia y se retire, Hablarle de noche quiero Con nombre tuyo, ingeniosa, Porque te temo excluida A ti por poco entendida, Como á mí por poco hermosa.

TERESA.

Lindamente lo acomodas. ¡Oh qué bien! ¿ Que yo de dia Vea à Ramon y à Garcia Muy de léjos, y que todas Las noches, ya con el uno, Ya con el otro, te estés Tú muy de cerca, y despues Me quede yo sin ninguno? Eso, Leonor, es mascar A dos carrillos.

LEONOR. Testigo Serás de todo conmigo; Y así, no hay que recelar.

TERESA

Yo no temo ningun daño Casaréme acreditada De discreta, y ya casada, Llámese Ramon á engaño. Mas ¿hablaréle de dia? LEONOR.

No, que te conocerán; Y así, solo te verán Don Ramon y don Garcia.

TERESA.

En fin, the de hacer de modo Que no me conozcan?

LEONOB.

TERESA. Va viene. ¿He de estar aquí ? LEONOR.

Como yo has de estar à todo.

TERESA.

Parécete gentil hombre García à ti, à mi Ramon.

#### Salen DON GARCÍA y HERNANDO.

DON GARCÍA. Yo he de lograr la ocasion. HERNANDO. Jardin y dama sin nombre; O es cómo ó es aventura.

DON GARCÍA. La burla temo.

LEONOR. ¿Es don Garcia?

DON GARCÍA. (Ap. Aqui està; Mas la noche es tan oscura, Que no la he de ver la cara.) Yo he sido tan obediente, Que pienso que aquella fuente Lo está murmurando clara, Pues sin haber conocido Por quién vengo à este jardin...

LEONOR. Vos habeis venido en fin, Pues seais muy bien venido.

DON GARCÍA.

¿Quién está con vos aquí?

LEONOR.

Una criada tan bella Y tan otra yo, que à ella La habeis de tener por mi. (Ap. No te descubras, Teresa.)

Un camarada, Que podrá con la criada Comer en segunda mesa.

No hay cosa mucha ni poca Que comer.

HERNANDO.

¡Qué bien responde! ¡No hay manjar del alma?

TERESA.

¿Adonde Tienen las almas la boca?

HERNANDO.

En la nariz.

Puede ser;

Por eso el buen olor suele Alentar; que cuando huele, Debe un alma de comer.

HERNANDO.

Por Dios, que sois entendida, El ingenio sois primero.

Vos el primer majadero Que me lo ha dicho en mi vida. Conoces á don Ramon?

HERNANDO.

Es muy galan caballero.

TERESA.

Leonor dice que le quiero, Debe de tener razon.

HERNANDO.

Una mondonga se inclina A quien de señor se precia?

Hágolo por no ser necia; Que todo el mundo invagina Que lo soy, y ello es verdad; Mas, anuque por serio calle, Por lo menos en amalle No muestro mi necedad.

LEONOR.

La duda puede hacer pausa En ese punto; en efeto, Yo os he llamado en secreto; si quereis saber la causa, Yo o s vi, no hay mas que saber; Ved vos allá, don Garcia, Si el veros fué culpa mia, O vuestra el dejaros ver. Yo, confesando lo mal Que a mi mesma me resisto, Quise ver, habiéndoos visto, Si sois á vos mismo igual; Y veo que ingenio y gala Si quereis saber la causa Si so a vos inistito y gala, Y veo que ingenio y gala Son iguales de tal modo, Que en cada parte halla un todo Quien las mira y las iguala. Pues si cada una en vos Tiene extremo tan igual, No sabrá el amor á cuál Se ha de volver de los dos. Porque el alma, suspendida En entrambas perfecciones,

Con sus mismas suspensiones O se embaraza ó se olvida. Quiérelas ambas, y entre una Y otra tan partida espera, Que ninguna deja entera Por no dejar á ninguna.

DON GARCÍA.

Elevada la razon Mientras os oye, repara Si podrá ser vuestra cara Como vuestra discrecion Que, como el alma inmortal Es todo espíritu, temo Que alcance menor extremo La hermosura material; La nermosura materia;
Pero si el alma perfeta
Perfectos órganos pide,
Ya el ser hermosa se mide
En vos cou el ser discreta;
Y así, cuando la luz dé
Lugar à tanta ventura,
Quiero ver vuestra hermosura, Que agora adoro por fe. Que es fuerza, despues de oiros, Desear veros, Señora; Que mientras os oigo agora, En la gloria del oiros Ninguna cosa deseo; Porque, aunque espero ver mucho, No hace falta lo que escucho A todo lo que no veo.

LEONOR.

Mal me estará que me vea Quien me hace tanto favor; Dicen que es ciego el amor, Pésame que no lo sea.

DON GARCÍA.

Bien dicen, ciego es quien ama.

LEONOR.

No es ciego, pues quiere ver.

DON GARGÍA.

Con las demás lo ha de ser El que ya ha visto à su dama; Que, habiéndola visto à ella, Si para esotras no es ciego, Podrá encontrar otra luego Que le parezca mas bella, Y venir à amarla mas; Pero yo averiguo aqui Que esto es imposible en mí, Si es fácil en los demás. Los demás esperan ver Y en otros ojos mas bellos; Yo no; y asi, cieguen ellos; Que yo lince pienso ser; Porque, viendo la belleza Que à ese ingenio corresponde Cuanta perfeccion esconde Toda la naturaleza, En otras damas ver quiero, No porque podré dejaros Por otra, que es fuerza amaros Habiéndoos visto primero; Sino porque accion forzosa El verlas á todas es, Para averiguar despues Que sois vos la mas hermosa.

LEONOR.

Si inclinais la voluntad A la belleza exterior, No me tendréis mucho amor, Porque fué necesidad, No virtud, veros de noche.

DON GARCÍA.

Ojalá el señor del dia, Que en otro hemisferio guia Los caballos de su coche, Deshaga aquí sombras tantas! ¡Ojalá los de la aurora

Pasen con mas furia agora, quebrando entre sus plantas Los mas hermosos luceros De alguna deshecha estrella, Un rayo caiga ó centella, Que me dé luz para veros!

LEONOR.

Ojalá, despues que os vi, Pudiera con mis enojos Sacarle al cielo los ojos! Porque, celosos de mi, Se visten de azul los cielos; Y si ven que os amo firme, Temo que ban de deslucirme Con sus luces ò sus celos.

DON GARCÍA.

Ya me debeis mucho amor; Y asi, por fuerza he de veros.

LEONOR.

Basta hablaros y quereros. DON GARCÍA.

Matarame ese rigor.

LEONOR.

¿Que en fin quereis verme? DON GARGIA.

LEONOR. (Ap. Ya me empeñé en esta empresa; Verá la cara á Teresa, Pues me vió el ingenio á mi.) Pues, don García, la dama Que hoy sacare en el tocado Flores de liston dorado, Esa os quiere y esa ós llama. (Ap. Gran ardid se me ha ofrecido.)

DON GARCÍA.

En fin, ; la dama á quien viere Flores doradas me quiere? El color mismo ha tenido Proporcion, gala y decoro, Porque, despues de nublado, Parezca el sol coronado Con flores ó rayos de oro.

Pues ya es hora, don García, De recogernos.

DON GARCÍA.

(Vase.) Adios. .

HERNANDO.

Mas que mondonga sois vos; No sé si esa bobería Es engaño.

TERESA. Toma alla

Ese diamante.

HERNANDO.

Ya sé

Que sois muy boba.

TERESA.

¿Por que? HERNANDO.

Porque es muy bobo el que da. (Vase.) TERESA.

Leonor, ¿qué hay de nuevo? ¿Has dado Buen principio á tus amores?

LEONOR.

Vén, y daréte unas flores Que bice ayer para el tocado; Porque has de salir con ellas Hoy entre las demás damas De la Reina.

TERESA.

Entre tus llamas Faltan no sé qué centellas, En que arder yo misma quiero.

Escribele otro papel A don Ramon , y di en él Que en las rejas del terrero Le puedo esta noche hablar; Le puedo esta noche nablar Hablarásle tú por mí; Y yo, que, asistiendo allí, Tengo de oir y callar, Por ser necia, habré de ser, Segun lo que agora infiero, Como tahur sin dinero, Que mira á mas no poder.

Pues sea o no sea locura, Con esta experiencia intento Saber si el entendimiento Puede mas que la hermosura. (Vanse.)

#### Salen EL REY T DON RAMON.

REY.

Mientras don Sancho de Lara Está de los infieles Defendiendo mi corona, Detendendo mi coroua,
Truje à palacio en dos veces
A sus hijas, Leonor
Y Teresa, en cuya nieve,
Que fuego interior anima,
Que espiritu blando enciende,
Entre afectos encontrados Y entre afectos diferentes, Hallé un hielo que me abrase Y un incendio que me hiele. Yo, en fin, adoro á Teresa. ¿ De qué estás triste? ¿Parece Que te ha pesado de oirme?

Señor, aunque á mí me pese, ¿ Qué importa, si sois mi rey?

Luego, Ramon, ¿tambien tienes Amor, como yo, à Teresa?

DON RAMON.

Confieso que de repente Al corazon, por los ojos, Entró un veneno tan fuerte, Que cupo en la primer vista; Mas mi lealtad, si conviene, Será antidoto que cure Aun mayores accidentes.

Pues, Ramon, porque averigüen Experiencias lo que debes A mi confianza, quiero Que, sin que la Reina llegue A entender este cuidado, Solicites diligente Que me hable à solas Teresa. Tù le has de dar mis papeles, Y procurarme los suyos; Ya advierto el inconveniente, Ya sé el riesgo à que te expones ; Pero, demás de que excedes En entendimiento à todos, Esta accion mia merece Que con fe igual me compitas, Para que seamos siempre, Yo el cuerdo mas confiado, Tú el mas leal confidente.

Aqui dió lin mi esperanza ; Dejad que los piés os bese, Dudoso à cuál debo mas De dos afectos valientes: O à la confianza en vos, Que ningun peligro teme, O à la fe en mi, que asegura Que os confiais cuerdamente.

BEY. Hablemos pues de Teresa.

Salen DON GARGÍA Y HERNANDO.

HERNANDO.

Jesus, lo que me encareces La discrecion de esa dama! Si todas las noches duermes Así, presto serás loco.

DON GARCÍA.

Avisame cuando vieres Flores de liston dorado En un sol, à cuyo oriente Serán hoy entre las flores Mis pensamientos alègres, Invisibles pajarillos Que le canten mil motetes,

HERNANDO.

Esos conceptos de flores, Esos vivos ramilletes Que en la cabeza, entre rosas, Como en facistol viviente, Cantan la solfa del alba, Ser sus prisioneros pueden En la jaula de la mano.

DON GARCÍA. Calla; que está el Rey presente, Y muy valido con él Don Ramon, à cuyas sienes Dan la virtud y la sangre Tan merecidos laureles.

DON RAMON.

Don García; vuestra alteza Le dé licencia que llegue A don García de Haro.

DON GARCÍA.

Tendrá el lugar que merece Don Ramon, si con vos priva.

REY.

Deseo favorecerle; ¿En fin, sois grandes amigos?

DON GARCÍA.

Señor, Piládes y Oréstes, Niso y Eurialo, Acátes Y Eneas, y finalmente, Efestion y Alejandro, Cuando todos se cotejen Con nosotros dos, apenas Nombres de amigos merecen. REY.

Bien sabeis encarecerlo.

DON BAMON. Señor, vuestra alteza piense Que los dos somos tan uno, Que porque un monstruo no fuese be dos cuerpos, se han unido Las dos almas solamente.

REV

Bien podeis terciar, Garcia. Ramon, por entretenerme, Me hablaba en doña Teresa.

Materia al hablar se ofrece. Por recien venida agora.

DON BAMON.

No sé si su ingenio puede Ser igual á su hermosura.

Punto, don Ramon, es ese En que yo he pensado á solas. Figuremos dos mujeres. Una fea y entendida. Otra que, al contrario, fuese Muy hermosa, pero necia; ¿Cual eligieras

DON RAMON. Parece, Señor, que á la mas hermosa; Porque á los ojos se viene La misma hermosura, y entra Por ellos mismos à hacerse Dulce tirano del alma, Tan buscada, aun cuando ofende, Tan amada, aunque castigue,
Tan servida, aunque no premie,
Que, sin haber corazon
Que en fin no se le sujete, En la misma tirania Es dueño de cuanto quiere. La hermosa, si es necia, calle, Y en el silencio se muestre Mas señoril hermosura, Mas serena y mas decente. Venga un hombre fatigado De sus pretensiones; entre A mediodía en su casa, Salga à recibirle alegre
Una mujer muy hermosa,
No hay fatiga que no cese.
Y si dicen que el ingenio,
Que es todo espíritu, excede
A la corporal belleza,
Digo que mientras dependen
De los órganos del cuerpo
Las almas inteligentes,
Como todas sus acciones
De los sentidos se mueven,
Lo espíritual olvidan
Y lo sensible apetecen;
Y así, vemos que las gracias
Suelen causar mas deleite,
Aunque son tan materiales,
Que con la risa se sienten, Salga à recibirle alegre Que con la risa se sienten, Y que el mas sutil discurso, Porque es espiritu, suele, O tener menos aplausos, O cansar á los oyentes.

Yo soy de opinion contraria,
Don Ramon; porque no siempre
Hay luz para la hermosura,
Hay velos que nos la nieguen,
Hay mantos que nos la tapen,
Hay distancias que la alejen,
Hay paredes que la escondan,
Y hasta las mismas paredes
Dicen que tienen oidos,
Porque todo lo penetren
Las acciones del ingenio.
El pasa à ver los ausentes
En el mas remoto clima,
No hay estorbos que le cerquen,
No hay mares que le detengan,
No huye sombras oscuras,
Que, como él à si se tiene,
No necesita de nadie
Para que le manifieste.
No es tan noble la hermosura;
Que antes claro se convence.
Que busca favor prestado,
Mendigando ajenos bienes;
Que distante no se alcanza,
Cubierta no se concede,
Encerrada no se goza,
Y sin luz no puede verse.

pon García.

Añada más vuestra alteza:
Que se acaba ó se envejece
La hermosura con los años,
Y el ingenio es como el fénix,
Que renace de si mismo,
Y mejor, que el fénix muere
Para nacer, y el ingenio
Se mejora inmortal siempre;
Por eso yemos que el tiempo,

Quizá, ó porque nos parece, A vista de nuestro engaño, Que va al paso de los bueyes, Con surcos de arrugas ara, Si bien en campo viviente De la esquitmada hermosura, Tierra ya flaca y estéril; Y el ingenio, cuanto mas Frutificado, mas fértil Le labran los mismos años; Da frutos permanecientes De noticias y discursos, Con tal sazon, que en sus mieses Es todo grano pesado, Sin mezcla de paja leve. De aquí es tambien que en los viejos La sabiduria crece, Que suele ser en los mozos Como fuego en leño verde, Donde, aunque se ven las llamas, Como es materia rebelde, O se apagan ellas mismas
O el humo las oscurece;
Pues, por mucho que arda el fuego
Hasta que el leño se seque,
Si entre el humo á veces luce, Se esconde entre el humo á veces. Tal es la sabiduria En los verdes años prende El fuego en ellos; mas, como Hay pasiones que se mezclen Entre estas oscuridades Si en una accion resplandece, En otra se ofusca, dando Humo que los ojos ciegue; Pero en la edad seca luce La sabiduría, y vense Arder las llamas mas puras, Que, como no se detiene Su accion en la resistencia De la mocedad, parece Que quedan libres del humo Que causar el verdor suele; De modo que à la hermosura La sabiduría vence, Pues esta triunfa del tiempo, Y aquella con él perece.

MERNANDO.
Señor, vuestra majestad
Se sirva de conocerme
Por algebrista de amor,
O por humor, que pretende
Tener lugar con los grandes.

REY,

Cubrios pues.

HERNANDO.

¿ Qué mas tiene
Un grande que yo? Cubrirse,
Pensando que lo mercee;
Cubrome, y pienso lo mismo.
¿ Qué hay ya que nos diferencie?
Que las cosas deste mundo
Son comedia larga ó breve;
Porque no son como son,
Sino como se aprenden.

REY.

HERNANDO.

Filósofo estás.

Señor,
Entre tantos pareceres,
Quiero dar tambien el mio.
A mi hermosura me fecit;
Bien que las almas son almas
Que altá discurren y entienden;
Mas mientras en cuerpos viven,
Con los cuerpos se entretienen.
Eso de sabiduría,
Esa razon ó esos entes
Con tantas formalidades,
Son muy buenos para el vientre

De una idea de Platon. A mi una moza, que peque De gorda antes que de flaca, Ni tan circular que ruede, Ni tan buida que pique; Ni tan buida que pique; Que oro por cabellos peine, Que del colodrillo al moño, Sobre limpias trenzas, siembre Sobre limpias trenzas, siembre Flores al mayo, con perlas Que el alba misma le llueve; Una frente por lo blanco, De mosquetas ó mosquetes, Donde están los buenos gustos, Como en campo, frente a frente; Unas cejas ó unos arcos Con que el amor atraviese Al corazon su flechita; Unos cios tan alegras Unos ojos tan alegres, Que con donaire sus niñas Parlen cuanto al alma vieren; Tan vivos, que no se duerman, Y tan castos, que degüellen Con una vista Judit A un pensamiento Holoférnes: Unas pestañas archera: Que á estos ojos, como á reyes De los sentidos, los guarden; Unas mejillas que vierten Líquida á partes la grana, Cuajada á partes la leche; Una nariz no muy grande, Ni chica extremadamente, Ni roma ni borromea, Sino nariz de que aprende Dulces perfiles Timantes, Derechas lineas Apéles; Una boca compasada, Adonde el ambar aliente, Adonde el alba se rie Con dos labios ó claveles, Custodia de una muralla De jazmines ù de dientes; Una barba, en cuyo boyo Muertas mil almas se entierren; Porque matar cuerpos solos Ya son muy civiles muertes. Esta es la que elijo yo Mientras carne se comiere; Que esotra dama doctora Será buena para un viérnes.

REY.

La Reina viene.

Salen LA REINA, Y TERESA, con flores doradas en el tocado, y otras DAMAS,

REINA.
¿Es posible
Que tanto tiempo me deje
Vuestra alteza ? En que lo pasa?
Que yo sin oirle y verle
Confieso que apenas vivo.

(Ap. La Reina sin duda entiende Mi amor.) Vuestra alleza sabe Que yo la pago igualmente.

DON GARCÍA. (Ap.)
Hernando, doña Teresa,
La recien venida, tiene
Flores de liston dorado.
Su entendimiento excelente
Admiré anoche, y agora
Su bermosura me suspende.

(Ap. ¡Qué atento la mira el Rey! Causa mis sospechas tienen.) Buena ha venido Teresa. ¡Gran lástima que quisiese Naturaleza extremarse. DUELO DE HONOR Y AMISTAD.

Animando desta suerte Un cuerpo que es tan gallardo Con alma tan diferente. Hannos dicho que es muy necia.

Esto es pasion, hien se infiere. DON GARCÍA.

Vive Dios, que si es posible Que en reinas envidia reine, Que la Reina està envidiosa; Que à competirla se atreve La emulacion misma apenas.

Sale LEONOR, con flores doradas tambien.

Quiero que dudoso quede Viendo las flores doradas En mi y Teresa.

DON GARCÍA. Detente, Detente, Hernando; ¿qué es esto? Tambien el cabello teje Leonor con las mismas flores.

HERNANDO. Pues, don García, echar suertes.

DON RAMON.

Señora, doña Teresa ¿No es entendida?

REINA. Creedme,

Oue dice mil necedades. DON BAMON.

Sin duda, pues lo consiente, Que es necia, pero es hermosa. REY.

Ella lo escucha, y no vuelve Por si; muy necia es, pues calla.

TERESA. Leonor, en bien se me acuerde, No dijiste que no hablase Porque no me conociesen?

LEONOR.

Si, Teresa.

TERESA.

Segun eso, Ya puedo hablar libremente, Porque ya me han conocido. LEONOR.

No hables palabra, antes piensen Que de modesta has callado.

HERNANDO.

Señor, el discurso es este: Ambas sacaron las flores; Amnas sacaron las flores;
Teresa es necia, y infieres
Que es Leonor la del jardin,
La cual, cuando Dios quisiere,
Vendrá á ser el leño seco
Que, como sábia, gobierne
En Constantinopla al turco,
En Argel á Muley Jeque,
Bien que á la verdad no es fea;
Y así, no te desconsueles,
Doogue una mujor á escuras Porque una mujer à escuras Es mujer aunque sea sierpe. DON GARCÍA

¿Solo porque calla es necia? ¿No puede ser que desprecie Con el silencio la injuria? La deidad mas eminente Turbase luego, aunque el hombre Atrevido la biasfemie? No por cierto, antes callando, Y sufriendo al que la ofende, Da indicios de ser verdad En que luego no se vengue.

DD. C. DE L .- n.

HERNANDO. Digo que es deidad Teresa.

LEONOR.

(Ap. Aqui el ingenio se esfuerce Para ayudar el engaño.)
Don Garcia, i no es prudente
Doña Teresa? Mi hermana
Sufriendo está estos desdenes Por los celos de la Reina.

DON GARCÍA. Luego, Leonor, ¿el Rey quiere A Teresa?

LEONOR.

Si, Garcia. DON GARCÍA.

Quién, sino mujer tan fuerte, Vencerá su ingenio mismo? Hernando, ¿qué te parece? ¿Soy buen intérprete?

HERNANDO.

Digo Que desde luego te pueden Aŭadir á los setenta.

LEONOR.

Teresa, ¿ qué aguardas? Véte. TERESA.

¿Escribiste aquel papel?

Tú puedes ir y traerle; Que, escrito de letra mia, Le dejé sobre el bufete Del estrado.

Que se le dé ó se le lleve El criado de García. Leonor, y cuando estuvieres Con Ramon, ¿no podré hablarle?

LEONOR. Verémos lo que conviene.

Véte agora.

TERESA. Que le abraces y requiebres, ¿Podré requebrarle yo Y abrazarle? Y si te pide

LEONOR. : Qué inocente! TERESA.

(Vase.)

Voy por el papel.

DON GARCÍA.

Hernando, Fuése aquel ángel, y fuése Tras ella mi pensamiento.

DON BAMON. Por seguirla, en impacientes Suspiros exhalo el alma,

LEONOR. Ciego amor, fuerza es que yerre

Si la razon no me guia. Voyme de aqui. (Vase.) HERNANDO.

¿ Qué resuelves? DON GARCÍA.

Pedirle señas mas ciertas, Y que diga claramente Su nombre.

HERNANDO. Y á san Antonio, Que hace hallar lo que se pierde, Que te depare tu juicio.

(Vanse.)

Vuestra alteza se divierte? No està aqui.

REY. Segui à Teresa. REINA. (Ap.)

El mismo mal se remedie
A si mismo. Hàblela el Rey;
Que, si su ignorancia advierte,
El dejará de quererla.
Paciencia, celos crueles;
Que, aunque en si las majestades
Efectos comunes sienten,
Es bien disimulen reinas. Es bien disimulen reinas Lo que sintieron mujeres.

¿Viene vuestra alteza?

REINA. Vamos.

Sale HERNANDO, y da un papel à don Ramon, y mirale el Rey.

BERNANDO. Este mandó que te diese Teresa.

(Ap. Un papel le ha dado.) Vaya vuestra alteza, y déme Licencia para quedarme.

DON RAMON. Tal soy, que no he de leerle Hasta que el Rey lo haya visto.

Ramon, ¿cúyo es el billete? ¿Parece que te has turbado? Tú mismo sin responderme Te has entregado à 11 mismo; Que hay sangre tan delincuente, Que, por no manifestarse Y andar recatada siempre, En el corazon se esconde; Pero, como tambien suele Robar el color al rostro, Al tiempo del esconderse, En el mismo robo entonces La conocen y la prenden.

DON RAMON. Antes si el color se roba, Señal de que se enflaquece El corazon, y la sangre Acude por socorrerle; Indicios da de tan buena, Que al corazon favorece Para alentarle à que haga Quizà mas de lo que puede. Este es papel de Teresa.

HERNANDO. Segun esto, el papel debe De ser para el Rey; mi amo, Que por Teresa se muere, Echo buen lance, y yo he sido. Sin saberlo, el alcahuele. Voy á decirselo todo. (Vase.)

En fin, ¿ Teresa te quiere ? DON BAMON.

No sé lo que el papel dice. BEY.

Dice el papel de esta suerte. (Lee.) « Don Ramon , no es culpa mia » Que, habiéndoos visto, os quisiese; Deseo esta noche hablaros »Pagadme esta deuda y vedme »En las rejas del terrero, Porque sus yerros acierte. »
¿ Quien asi te escribe es necia?
No he visto papel mas breve,
Ni con mas buen aire escrito.

DON BAMON. ¿ Oue ella me llame y me ruegue, DON JACINTO DE HERRERA.

Y que es fuerza ser vo ingrato? Valedme, cielos, valedme.

REY.

Ramon, yo estoy sospechoso; Esos suspiros ardientes, Ese semblante tan triste Me han dicho como procedes.

DON RAMON.

Señor, que à Teresa adore El alma, y que no la altere Este papel, no es posible; Exhalose un vapor leve, Subió hasta media region, Turbó el aire de repente Y enmarañose una nube; Permitid, Señor, que truene Al tiempo que aborta el rayo, Al tiempo que aborta el rayo, Que se sacuda y se quiebre, Hasta que se haya deshecho Por los ojos que la llueven. Dad tiempo à la tempestad; Que, despues que se serene El cielo, nublado agora, Y que la tormenta cese, Mi lealtad, que es sol, à quien Turbar vapores no pueden, Se aparecera mas clara A pesar de inconvenientes. A pesar de inconvenientes.

Don Ramon, habla à Teresa; Que yo quiero estar presente, Y averiguar si es tan necia Como la Reina encarece.

DON RAMON. Digo que debe ser mudo Y ciego el que es obediente.

Juntos irémos á hablarla, Y ambos seremos jueces De su entendimiento.

DON BAMON.

Amor. Dame paciencia ó la muerte.

REV. Ruégale à Dios que sea necia , Si quieres que te la deje.

(Vanse.)

#### JORNADA SEGUNDA.

Sale EL REV T DON RAMON.

DON BAMON.

Señor, confieso que ha sido Vuestra heróica contianza Al cielo donde he subido; Mas esta merced os pido, Porque os importa a vos esta. Teresa el vivir me cuesta, Y hablarla yo, de amor ciego, Es como aplicar al fuego Una materia dispuesta. Vos menis á examinar Si es necia ó si es entendida; Muy à costa de mi vida Lo quereis averiguar. Mas mandarme estar y hablar En amorosa contienda Con dama que asi se prenda, Y que yo amara tan firme, Vos mismo á que yo os ofenda. En lin, vuestro amor me obliga Que, estando juntos los dos,

Yo solo, oyéndolo yos, Fingidos amores diga. Temo que no se consiga El fruto de estas quimeras; Que entre burlas lisonjeras Creeréis vos que estoy fingiendo , Y yo, que lo estoy sintiendo, Quizá lo diré de veras Ved pues que es peligro extraño Lo que vuestro amor me manda; Que el amor es peste blanda, Que el amor es peste blanda, Es apetecible engaño; Cierra los ojos al daño Tal vez un suave olvido, Con que se aduerme el sentido, Y en los brazos de ese sueño Pasa à obligacion de empeño La burla de haber fingido.

Ramon, el peligro sé; Pero aunque á Teresa amais, Tambien sé que acrisolais En el riesgo vuestra fe; Demás de que le hablaré De ese modo, y de otro no, Pues ella á vos os llamó. Vos sois quien sois, y en efeto Me habeis de tener respeto, Estando presente yo. En fin , vos babeis de bablalla , Y ver, sin que ella me vea, Si es necia.

DON RAMON. Ojalá lo sea; Pues, siéndolo, podré amalla.

Salen TERESA y LEONOR à la reja.

LEONOR.

Déjame hacer ; oye y calla. TERESA.

¿Diz que el Rey quererme espera? No le querré aunque se muera.

LEONOR.

Yo lo dispondré de modo Que lo remediemos todo, Y que don Ramon te quiera.

Ya la ventana han abierto. Llega , Ramon ; que yo aqui Estaré junto de ti.

LEONOR.

Quién es?

DON RAMON. Un vivo y un muerto. LEONOR.

Don Ramon, si es eso cierto, Tendréis en mi buen lugar, Porque os vengo á desear Vivo para quieu os ama, Y muerto para otra dama Que celos la puede dar. endréis por atrevimiento Llamaros en un papel, Y habréis conocido en él Ya mi poco entendimiento. No sé si os diga que siento Ver lo mal que se interpreta La accion quiza mas perfeta ; Porque no hay mas discrecion One saber en la ocasion
One saber en la ocasion
Despreciar el ser discreta.
(Ap. Mucho importa proseguir
Aquella cautela mía
Con que engañé á don García.)
Todo os lo quiero decir.
En fin , yo vine á sentir
A la Reina con los celos,
Y tanto, viven los cielos, Y tanto, viven los cielos,

Mi fe de leal se precia, Que antes pareceré necia Que dar á su alteza celos.

Vive Dios, que á ti te adora, Y que á mí me ha despedido; Pero ¿ qué te ha parecido?

DON RAMON.

Que es muy necia, y veo agora Que la Reina, mi señora, Tiene razon.

Antes ves Que habló discreta y cortés. DON RAMON.

Vuestra alteza no se queje ; Que es necia porque la deje, Pero no porque lo es.

Basta, tú tienes razon; De lo pasado me pesa. Que hacerte hablar á Teresa Es ponerte en ocasion; Despidete, don Ramon, Mas no te vayas de aqui; Que habré de irme tras ti es tan discreta, que entiendo Que la estare siempre oyendo, Aun hablando contra mi.

LEONOR.

¿ Parece que estáis suspenso?

DON BAMON.

Pensando deho de estar; Que pienso que hay que pensar Contra un amor tan inmenso.

Fué pulla aquello del pienso, Leonor? Que, como soy ruda, Por mi lo dijo sin duda.

LEONOR.

Hay bestia igual!

TERESA.

En eso si que soy hestia Pues he de estar siempre muda

DON RAMON.

¿No estáis sola?

Deste empleo Es testigo una criada.

DON RAMON.

Todo no ha de importar nada.

LEONOR. Muy poco alentado os veo

DON RAMON. Las alas corté al deseo; Y asi, me voy por lo liano, Y aun así temo no en vano Tropezar en la llaneza, Si no me tiene su alteza, O vos no me dais la mano.

TERESA.

La mano ha pedido; yo Se la daré por detrás. Como que tú se la das.

LEONOR-

¿ Mano quereis ?

TERESA. Por qué no? Claro está, pues la pidió.

DON RAMON. De mi os burlais vos tambien?

LEONOR.

Yo para tener à quien Va à caer no valgo nada DUELO DE HONOR Y AMISTAD.

Déos la mano esta criada, Porque ella os tendrá mas bien.

TERESA.

Veisla aquí, que es una pella De nieve.

DON RAMON. Graciosa estáis.

TERESA.

Veisla aqui, ¿ no la tomais? Pues quedareme con ella. DON RAMON

¿Sabeis lo que he imaginado? Que esperabais al señor, Pues previno vuestro amor Criada para el criado.

LEONOR.

¿Celitos del Rey, mi rey? DON BAMON.

Eso no, no estoy celoso; Porque en mi es lo mas forzoso Cumplir con la buena ley.

LEONOR.

¿ Que tanto amais à Teresa ? Habeis de decirlo presto.

DON BAMON.

Mas que à mi.

Ramon, ¿qué es esto? DON RAMON.

Un error dicho de priesa, Que no ha sido en mí, aunque es mio; Porque en tanta brevedad, Fué accion de la voluntad, Pero no del albedrio.

LEONOR.

La verdad, ¿sabréis querer? DON RAMON.

¿Librase de amor alguno? LEONOR.

Y quereis ser para en uno Con Teresa?

DON RAMON. Puede ser.

LEONOR.

Puede ser? Gentil respuesta. Cuando esperé, y era justo, Mil hipérboles del gusto Y mil gustos de la fiesta, Respondeis al casamiento Con tan flemático amor?

DON RAMON. Ya que estáis de buen humor, Responderé con un cuento. Dijeronle a un caballero La murmuracion que babia De lo mucho que mentia , Y él dijo à un paje ; « Yo quiero Enmendarme ; à ti te encargo Que te estés siempre connigo, y si algunos cuentos digo, Cuando vieres que me alargo En lo que voy á decir, Tirame, estando alli junto, De la capa al mismo punto, Y no me dejes mentir. Esperó el paje ocasion.
Y su amo en la primera
De mentir, que en fin ya era
Aquella su inclinacion.
Dijo: « En una casa mia Tengo sala de mil pasos De largo, y no son escasos. - Y cuántos de ancho tenia? Preguntó luego un oyente; A que el paje le tiró De la capa, y respondió: «Seis pasos tasadamente.»

Replicaron los demás: «Pues ¿ cómo así lo trazastes, Que á sala tan larga echastes Seis pasos de ancho no mas?» Y á los que le preguntaron Respondia él al pasar: « Mas le quisiera yo echar, Sino que no me dejaron. »

Yo me aparto, y fingiré Que llego agora.

DON RAMON. Paciencia Me dé amor ; mas gente viene,

¿Por qué tan apriesa?

¿Quién va?

Voyme.

DON RAMON. ¿ Quién es?

BEY.

El Rey soy.

DON RAMON.

Yo don Ramon; que á Teresa, Que aqui gozaba del fresco, Hablé de paso.

No os vean

Aqui otra vez; idos luego.

LEONOR.

Ramon se va, el Rey se queda. Yo me retiro, habla tú, Y finge que eres tú mesma La que has hablado hasta agora. (Vase.)

TERESA.

Dicen que, como yo aprenda A hablar bien y tenga ingenio, Podré parecer discreta.

Teresa hermosa, aquí está Un rey que os pide licencia Para decir que os adora. ¿No respondeis?

TERESA. Era el raso azul del cielo,

Si no se manchara apriesa. REY.

Antes nunca hay accidente Que deslustre su limpieza.

TERESA. Pues las nubes ¿ no son manchas ?

REY. (Ap. Vive Dios, que se hace necia Agora, que había conmigo.) Teresa, hablemos de veras; Ya sé que eres entendida.

TERESA.

No hay que sacar consecuencias; Que à don Ramon quiero bien , Y él no querrá que yo os quiera.

REY.

¿ Qué te ha dicho don Ramon? TERESA. (Ap. Yo ol decir a un poeta

Que el amar todo es embustes.) Dijome que no os quisiera, Porque soy una inocente, Y es un Herodes la Reina.

Luego ¿don Ramon me vende? TERESA. Poco importa que él os venda,

Si yo no os quiero comprar.

Bien arguye su cautela El cuento del mentiroso; Yo castigaré mi ofensa, Por vida de mi corona.

No le hagais mal. (Ap. Ya me pesa De haber dicho esta mentira.)

Salen DON GARCÍA Y HERNANDO.

DON GARGIA. Hernando, si galantea,
Segun lo que me dijiste,
El Rey à Teresa, y ella
Le escribe, no hay que dudar;
Porque, conforme à esta cuenta,
Leonor es la del jardin.

Pardios, que Leonor no es fea , Aunque se infame ella misma ; Porque, de puro discreta Dió en ser muy desconfiada.

DON GARCÍA. Si en una ventana destas, La hallase acaso, no pienso Contentarme ya con señas, Sino con que me hable claro.

HERNANDO.

Probemos ventura, espera; Que allí está un bulto, que tiene De altor mas de dos mil leguas; Jesus, qué cosa tan alta!

DON GARCÍA.

Calla, gallina, no temas; Que un hombre es como los otros.

HERNANDO. Dios, por su santa clemencia , Me libre de horas menguadas Y de fantasmas que crezcan.

REY. Mira que hablas con un rey.

HERNANDO.

Vive Cristo, que el Rey era; Mira tú si era bien alto, Pues era la misma alteza.

REY.

Teresa, tu sangre ofendes Con ese estilo.

DON GARCÍA. (Ap.) Teresa Es la que está con el Rey.

TERESA.

Diga el Rey lo que dijera Una discreta, y dirélo; Será el sacristan su alteza, Y yo seré la campana , Que, como al niño en la escuela Lleva el maestro la mano, A ella le lleva la lengua El sacristan que la tañe.

DON GARCIA.

¡Hay tan notable respuesta! Bien me lo dijo Leonor; Por no agraviar a la Reina Se finge necia sin duda.

HERNANDO. Y ¿ qué dirémos si fuera Verdad que Teresa es boba?

DON GARCÍA. Verás con qué diferencia Discurre hablandome à mi.

REY.

Cansado de tus quimeras. Quiero dejarte.

(Vase.)

HERNANDO. Él se va. Garcia, ¿ qué aguardas ? Llega.

Sale LEONOR à la reja.

LEONOR. Recógete; que es muy tarde.

TERESA. Adios, que voy muy depriesa; Que me estoy durmiendo toda. (Vase.)

DON GARCÍA. ¿ Podrá llegar quien desea Sacar fruto de unas flores Teresa hermosa, à estas rejas? LEONOR.

¿Es don García ?

DON GARCÍA. Es un alma

Rendida á vuestra belleza, Que, por culpa de unas flores, Es esta noche alma en pena. LEONOR

¿Eran las flores doradas?

DON GARCIA. Quizà estuvo en la materia La culpa, y el caso hizo Un mónstruo de dos cabezas; Que, ó las unió algun error, O las mueve un alma mesma.

LEONOR.

Bien supiera responderos Que aun en los mónstruos no yerra La intencion de quien los hace; Que así pienso que lo enseña La mejor filosofía.

DON GARCÍA. Adviertes de qué manera Discurre agora?

LEONOR.

Hablar sé, Aunque celos de la Reina Me han hecho necia.

HERNANDO. Ha sido

Necedad que lo parezca Quien es Séneca con moño.

DON GARCÍA. En fin, sois doña Teresa? En fin , sois la mas hermosa?

LEONOR. En fin, soy quien es mas vuestra.

DON GARCÍA. ¿El Rey estaba con vos?

Teneis celos?

DON GARCÍA. Será fuerza, Si dais vos misma la causa, Que quien tenga amor los tenga. LEONOR.

Yo sí los tendré, vos no; Porque quizá en vuestra idea Habrá mudanzas de objetos.

DON GARCÍA. Tan superior à la rueda De la fortuna es mi fe, Que aprenden de su firmeza A ser firme el firmamento Y á ser fijas las estrellas; Qué amago de otra hermosura, Qué impulso de deidad nueva, Violarà el culto à estas aras? Doy que á mi fe verdadera La apostasia de amor, Primer impetu, se atreva

Con voluntario deseo, Accion de apetito apenas Qué pasion mal corregida , Qué inclinacion lisonjera Querrá turbar sol tan claro, Que en vapor no se resuelva, Que en humo no se deshaga O en aire se desvanezca? ¿ Vistes marinos embates, Que en mårgen de opuesta arena Quebrados se desvanecen , Desvanecidos se quiebran ; Tan deshechos en si mismos, Que, aunque locos no escarmientan, Espumas vuelven humildes Las que olas vienen soberbias? Pues sea un mar inconstante La condicion inquieta La condición inquieta
De la variedad humana,
Entre embates y violencias;
Haya pensamientos, olas
Que, amenazando firmezas, Lleguen, como á opuesta playa, Donde mi amor las espera; Que, como allí al dar el golpe Es tanta la resistencia, Con su mismo impetu todas Suelen quebrarse en si mesmas. La arena soy, tornen luego Porfiadamente necias; Que, ya que no escarmentadas , Yo las volveré deshechas.

LEONOR. Veis todos esos favores? Veis todas esas finezas? Me está pesando de oirlas.

Por qué?

DON GARCÍA.

Porque es cosa cierta Que me las decis à mí Pensando en otra mas bella.

DON GARCÍA.

No digais tal.

HERNANDO. Ahora bien. Yo desparzo esa pendencia Con una pregunta breve : Aquella criada , aquella Mondonga que da diamantes, ¿ Querrá un rato de conversa?

LEONOR.

No está aquí.

HERNANDO. Con ser tan tonta,

Dice algunas agudezas Guando habla de don Ramon. LEONOR.

Aunque de Ramon me cuentan Que es muy grande amigo vuestro, La ley en que no dispensa Un amante es el secreto; Ni don Ramon ni el Rey sepan Que me hablais vos, porque importa; Y advertid mas : que el Rey piensa Que yo quiero á don Ramon.

DON GARCIA. Luego ; el Rey tiene sospecha De don Ramon ?

> LEONOR. Si, Garcia.

DON GARCÍA. Como à don Ramon no ofenda, Silencio eterno os prometo.

LEONOR.

Pues cumplidme esa promesa. DON GARGÍA. Pondré un candado à mis labios.

HERNANDO. Y ya en mi boca está puesta La chapa y la cerradura, Aunque para tales puertas Los de mi cámara suelen Tener sus llaves maestras.

LEONOR. Adios; que encargo el secreto, Y no es razon que amanezca, Y nos descubra el aurora.

Adios; que ya las tinieblas Van apriesa á recogerse.

DON GARCÍA. Y el alba viene tan cerca , Que con blanco pié á la noche Le pisa la falda negra.

(Vanse.)

#### Sale DON RAMON Y LA REINA.

Esta noche, don Ramon Sé que con vos salió el Rey; Y advierto la buena ley. No me deis satisfaccion. Que debeis ser obediente A cuanto el Rey os mandare, Aunque el afecto repare En algun inconveniente; Que claro está que su alteza No empeña su voluntad Adonde la necedad Es pension de la belleza.

DON RAMON. Don Sancho de Lara agora Ha vencido una batalla, Con que hoy Aragon se halla Libre de la seta mora ; Y cuando al fin desta empresa Le esperamos vencedor, Le honrará el rey mi señor. (Ap. Celosa está de Teresa.) Fuera de que, es mas que todos, Que vuestra alteza lo quiere, Y si de Teresa infiere, Viéndola hablar de aquel modo, O callar, que es ignorante, Vuestra alteza esté advertida Que es con extremo entendida , Y que quizá es importante

¿Por qué? DON RAMON. Porque yo la adoro, y ella, Tan ingrata como bella, Tan mal me paga esta fe, Que, deseando que yo Venga en amarla á cansarme, Procura desagradarme; Por eso en ser necia dió. O en parecerlo.

REINA.

Fingirse necia.

REINA. Ramon . Vos me engañais.

> DON BAMON. Esto es cierto. REINA.

Sabeis lo que agora advierto? Que tiene al Rey aficion . Pues á vos no os quiere bien , Que pudierais ser su esposo, Y que, viendo al Rey celoso, Os trata à vos con desden; O por engañarme á mí. Quizá ser necia ha fingido.

DON RAMON. Vuestra alteza ha discurrido En mi favor.

REINA.

Es asi. (Ap. Pero yo os quitaré à vos Del lado del Rey.)

DON RAMON.

Deseo

Ser muy leal. REINA.

Ya lo veo Ahora bien, idos con Dios; Que el Rey viene.

Sale EL REY.

REY.

Salios fuera.-

Don Ramon, no os vais. DON BAMON

Con ira Parece que el Rey me mira. (Vase.)

Mas idos; que alli os espera Don García, vuestro amigo.

BEINA

Vuestra alteza está enojado. (Ap. Debe de haber escuchado o que hablo Ramon conmigo; Diré que me dijo aqui Ramon que quiere à Teresa, Por ver si asi lo confiesa.)

¿ Qué dijo Ramon de mí?

Dijome que estaba agora Muy valida una discreta, Que, porque à mi me respeta, Finge que todo lo ignora. No son vanos mis recelos: Que me dicen que se precia De ingeniosa, y se hace necia Para desmentir mis celos.

(Ap. Culpas à culpas aŭade; Don Ramon quiere en efeto A Teresa, y en secreto A la Reina persuade Que con sus celos impida Mi intento; luego los dos Competimos. Vive Dios, Que le ha de costar la vida.) Don Ramon es desleal; Vuestra alteza ha declarado O su amor ò su cuidado; Y Teresa, aunque hace mal, Visto el engaño despues, Que vuestra alteza lo siente, Por mostrar que está inocente Ha fingido que lo es.

Ella es necia, por lo menos, En haberlo parecido.

Sale HERNANDO.

HERNANDO. Muchas veces han perdido Los buenos por ser tan buenos. Despues que el secreto oyó A Teresa, està rabiando Por decirio el buen Hernando, Y el buen Hernando soy yo.

REINA.

Vuestra alteza y don Ramon Convienen en que haber sido Teresa necia es fingido.

HERNANDO. Yo llego à linda ocasion; A decillo me resuelvo.

Pienso que de dar audiencia Es hora ya; con licencia De vuestra alteza, me vuelvo. (Vase.)

Dé vuestra alteza la mano A un criado tan discreto, Que nunca guardó secreto ; Y llamerrá un escribano, Dirė mi dicho.

¿No es Vuestro señor don Garcia?

HERNANDO. Yo asisto á su señoría. Declare el testigo pues Con toda solemnidad; El cual, despues de haber hecho La cruz conforme á derecho, Prometió decir verdad. (Ap. Yoles doy con la del mártes.)

REINA.

Decid, y ved que ha jurado El testigo.

HERNANDO.

Preguntado Que si conoce à las partes Y de aquesta causa tiene Noticia, dijo que si. Preguntado si es asi Que es embustera solemne Teresa, dijo que es cosa Notoria que se recata Y se finge mentecata Porque la Reina es celosa. Preguntado si Teresa Quiere al Rey, aunque lo esconde, Este testigo responde Que la garatusa es esa; Que la garatusa es esa;

y que este testigo dió

A don Ramon un papel.

Que ella le escribió, no á él,

Si al Rey, porque él le leyó.

Preguntado si es amigo

El dicho Rey de la dicha

Doña Teresa, ó por dicha

Lo pretende, este testigo

Dijó que en su alteza cabe Dijo que en su alteza cabe Ser dueño de todas juntas ; Pero á las demás preguntas Responde que no las sabe; Que otros que por interés Dicen, siempre se descocan, Y dijo que no le tocan Las generales, y que es De un año, si bien se inclina Que en el segundo va entrando ; Y lo firmó, don Fernando Fernandez de Fernandina. Pero todo lo que aqui, Con descuido ó con cuidado, Dijo del Rey va testado, Non vala, que no es así.

Bien , yo te doy en tu dicho Por ratificado ya.

Pues, Señora, si ello está Dicho ya, lo dicho dicho.

REINA Toma, y dime cuanto overes

Deste amor. HERNANDO.

Seré estafeta De toda nueva secreta; Reina de las reinas eres.

Salen TERESA y LEONOR.

TERESA.

Di lo que quieres decirme.

LEONOR. La Reina está agora aqui;

TERESA.

¿Comerâme â mî La Reina? No quiero îrme. REINA.

Teresa?

Véte.

TERESA. Señora mia.

BEINA.

Cómo te va en Zaragoza? TERESA.

Dicen que soy buena moza; ¿Qué importa la bobería?

REINA.

Muda de lenguaje ya; Que es eso que fingir quieres, Indignidad en quien eres.

TERESA

Leonor, mi hermana, dirá, Que sabe hablarme á mi modo, Lo que eso quiere decir.

A tu padre he de escribir, Dándole cuenta de todo, Si no me dices por qué Esta locura has fingido; Dime verdad, ¿ por qué ha sido? TERESA.

¡ Qué brava historia que sé! Murmuraban del leon Que tenia mal aliento De boca, y él, descontento De tener esta opinion, Como es rey este animal, Mandó que todos le oliesen La boca, y luego dijesen Si le olia bien o mal. El que llegaba, decia: «Mal le huele à vuestra alteza ;» Y él, con enojo y braveza, Le mataba y le mordia. Fué la zorra, y preguntada : «Huéleme mal?» respondió: Tengo romadizo yo , «Y no he podido oler nada.»

REINA.

Y tù la fábula dices De astuta y de maliciosa.

TERESA.

Debió de hablar la raposa . Como yo, por las narices. Por fingir con propiedad. HERNANDO.

Lo mismo quiere ella hacer.

LEONOR. (Ap.)

Esta ha de echarme à perder. TERESA.

Oigan la moralidad.

Ya pasa de necia à loca.

TERESA.

El Rey me parece à mi Que pide mucho, y que así , Le huele muy mai la boca. Es como el leon bizarro, Y en pedir no comedide Pues en oliendo que pide, Ser zorra y tener catarro.

¿Tú sufres esto à tu bermana?

DON JACINTO DE HERRERA.

TERESA Hablando en la discrecion, Diré otra comparación De la zorra, harto galana.

LEONOR. Posible es que no te corras?

HERNANDO. Bebeis vino?

TERESA. ¿Yo? En mi vida.

HERNANDO. Pues ¿cómo sois tan leida En la historia de las zorras?

REINA.

No hallo remedio que cuadre, Todo es duda y confusion ; Pero esta reportación Debo a don Sancho, su padre.

LEONOR.

(Ap. Temiendo estoy algun daño.) Don Ramon me dijo a mi... REINA.

Ya sé que quieres...

¿A don Ramon? Hago bien. REINA

Todo es cautela y engaño; Don Ramon me dijo a mi Don Ramon me diqo a mi Que Teresa le aborrece, Forzoso el rigor parece. Teresa, mira por ti; Que haré una demonstracion. Ya sé que fingir te quieres Ignorante, y no lo eres.

¿Díjoos eso don Ramon? Pues sabed que nunque ya sea

Mi discrecion tan famosa, Que yo soy necia y hermosa, Y Leonor discreta y fea. REINA.

Si me hablas mas de ese modo, Te he de castigar, Teresa.

Leonor, ¿mas que me echan presa , Y que me pones de lodo?— Yo os quiero hablar al oído.

LEONOR. (Ap.)

Si lo dice y no lo niego, Se sabrá el engaño luego; Ya el remedio he prevenido. Yo quiero decir tambien Que es fingida su ignorancia.

TEBESA.

Alto, lo digo en sustancia: A don Ramon quiero bien, Y si discreta me hallo, Es porque Leonor le ha hablado De noche, y ha publicado Que quien le hablaba era yo.

REINA.

Leonor, ¿es esto verdad?

Cómo verdad? Yo ¿ qué puedo Decir, sino que es enredo, Como lo es la necedad?

TERESA

Señora , ella si se precia De enredadora.

LEONOR. Confleso Que decis verdad en eso, Como en decir que eres necia. Ahora hien , dejadlo ahora ; Que yo lo averiguaré.

LEONOR.

Claro el embuste se ve.

REINA. Idos con Dios.

LEONOR.

Ah traidora!

¿Qué has hecho? TERESA.

Decir quien eres.

LEONOR.

Yo te daré mil enojos.

TERESA.

Leonor, ya he abierto los ojos; Agora haz lo que quisieres. (Vanse Teresa y Leonor.)

Sale EL REY.

Mal reposa quien bien ama; Necio es amor, pues porfia.-Hernando, llama á García:

REINA.

He de ver para qué llama A García el Rey. HERNANDO.

El viene:

El lobo está en la conseja. BEY.

Solos á los dos nos deja. REINA.

Oir á los dos conviene. (Vase Hernando, y pónese la Reina detrás del paño.)

Sale DON GARCÍA.

REY.

García, seais bien venido, Yo soy rey y vos vasallo, Ya veis a que os obligais. Yo quiero bien a Teresa, Yo hice en mi voluntad A don Ramon mi tercero; A don Ramon mi terero;

y él, como yo, a mi pesar,

Tambien la quiere; ; qué es esto?
¿Tambien como él os turbais?

Bien haceis; que una traicion

Debe aun oida alterar.

El fué el mas leal criado, Y tan desleal es ya, Que mi amor dijo à la Reina. Vos pues me habeis de vengar; Muera, muera don Ramon. No importa que vos seais Tan leal amigo suyo; Que antes así será igual A la injuria la venganza; Porque es sin duda igual, Pues el mas leal ofende, Que le mate el mas leal.

REINA. (Ap.) Ya este amor està sabido; Escuchemos lo demás.

¿ Parece que estáis confuso? Obedeced y callad.

DON GARCÍA Por fuerza he de obedeceros, Que os han informado mal ; Porque la fe en don Ramon Es, como el cielo, incapaz De impresiones peregrinas.

Si al número celestial Si ai numero celestiai Astro añadido parece Un cometa, ha de juzgar, Quien lo ve, que no en el cielo, Sino que en el aire está; Porque el cielo incorruptible No admite en si novedad. Los mismos ojos se engañan, Y los oídos están Sujetos á oir traidores. Señor, engañado estáis; No os alteren apariencias; Sábio sois, diferenciad De los cometas los astros Doy que es forzoso dudar Si fue desleal Ramon O si vos os enganais; Doy que en uno y otro hay dudas. El sábio, cuando las hay, No ha de pensar lo más fácil; Pues mas fácil es pensar Que vos estáis engañado Que no que él fué desleal. O si vos os engañais;

Mal discurris, don Garcia; ¿Cómo me puedo engañar, Si á mi la misma Teresa Me dijo con libertad Que queria à don Ramon, Y que él arbitrios la da Para que à mí no me quiera? Hoy le habeis de matar.

DON GARCÍA.

DON GARCÍA.

(Ap. Ya Teresa me previno
Que el Rey, aunque es falsedad,
Piensa que ella à Ramon quiere.
Pues si à él la vida va,
Aunque yo arriesgue la mia,
Bien me puede perdonar
El secreto de Teresa,
Que he de decir la verdad.)
Señor, no à don Ramon solo,
Aunque esto pudo bastar;
A vos, à mi y à Dios debo
Lo que ya diré, escuchad;
Que aunque frágil leño entregue
A tantos golpes de mar,
No es bien, por salvar la vida,
Que peligre la amistad.
Teresa, que tan astuta
Como fina sabe amar,
Por mas fe, por mas secreto
O por mas seguridad,
Dijo que à Ramon queria.
Pues, Señor, no lo creais,
No à Ramon, à mi me quiere;
Yo, yo adoro su beldad.
Si hay culpa, en mi està la culpa. No a doro su beldad. Si hay culpa, en mi está la culpa, No en Ramon, que es un cristal La firme fe de su pecho, Que no se puede quebrar; Porque, si el cristal se quiebra, En los pedazos podrán Parecerse muchas caras, Y él una tiene no mas. Yo pues, por su discrecion Yo pues, por su discrecion, Aun mas que por su beldad, Amo á Teresa, y á ella, Aunque vos me la quitais, Se le van tras mí los ojos. ¡Oh, cómo es gran necedad Fiarse de ojos humanos, Que son ojos que se van l Mucho sentiré perderla; Vos no admireis, pues amais, Que á la causa del dolor Sea el sentimiento igual; Sino que en una razon. Sino que en una razon, Donde no hay capacidad Para una pena tan grande, Tenga la vida lugar.

DUELO DE HONOR Y AMISTAD.

Mas si en el mismo alentarme, El aliento he de gastar Por fuerza he de vivir menos Cuanto me alcanzare mas.

REINA, (Ap.) La enredadora es Teresa. ¿Aquí que hay que averiguar. Pues confiesa don García Que le tiene voluntad A él, y no à don Ramon; Y ella ha dado en publicar Que es don Ramon à quien quiere? Leonor me ha dicho verdad. A su padre he de escribir Que si quiere remediar Teresa, á Zaragoza Se venga con brevedad. (Vase.)

Bien puede ser, don García, Que ella no quiera pagar A Ramon, y á vos os quiera; Mas él, vendiendo lealtad,

DON GARCÍA. Si vos, Señor, lo afirmais, ¿Qué puedo yo replicaros?

Me dijo que la adoraba.

REY. Vos supistels excusar
La muerte à Bamon; que agora
Veo que hay facilidad
En que Teresa me engañe.
(Ap. García quiere mostrar
Que es amigo de Ramon;
Hasta que con claridad Hasta que con ciardad Lo haya averiguado todo; Tengo de disimular.) Yo me voy desenganando; Y á Teresa he de olvidar; Vos es forzoso que á ella O que á don Ramon perdais; Ved cual elegis, Carcia:

DON GARCIA. No es fácil decir á cuál : A ella le lie dado el alma, A el tambien se la di ya; Ambos lo merecen todo, Pónganos el cielo en paz; Que en todo el duelo hay ninguno Tan dificil de ajustar Como entre dama y amigo, Duelo de honor y amistad.

(Vanse.)

#### JORNADA TERCERA.

Sale LA REINA T LEONOR.

REINA.
Leonor, tu ingenio no mas
Pudo, con ardid extraño,
Lograr hasta aqui el engaño
Que aqui confesando estás;
Que, aunque primero tu hermaña
Lo declaro, tu de modo
Sabes persuadirlo todo,
Que, en oyéndote, era llana
Verdad cuanto me declas;
Y asi, hasta haberme enterado,
Ni al Rey he desengañado,
Ni hablo mas en quejas mias;
Porque ya olvido a Teresa.
La pasion hizo en efeto
Que yo escribiese en secreto Que yo escribiese en secreto A tu padre, y ya me pesa. Hoy pienso que llegara;

Porque al punto se partió. No temas; que aqui estoy yo, Tan desendiada ya, Que, pues de mi se confia Tu desconfiado amor, Te doy palabra , Leonor , De casarte con García.

LEONOR. Esa merced es igual, Señora, à vuestra grandeza; Pero advierta vuestra alteza Que ha de recibillo mal García si de repente Sabe que me hablaba á mí, Y no à Teresa.

REINA. Esasi; Discurres como prudente. Con ardid y á pausas sea, Leonor, el desengañallo.

LEONOR. Una diferencia hallo
Entre la necia y la fea;
Que la necia puede ser
Menos necia con el arte,
Que entre el estudio se parte Y entre el ingenio el saber; Y así, Teresa no es ya Tan necia como solia; Yo soy fea todavia, Y lo seré, claro está; Porque la exterior belleza Del afeite, antes es vicio, No estriba en el artificio, Sino en la naturaleza.

#### Sale EL REY.

Con cautela he persuadido A la Reina que no quiero A Teresa, aunque ya espero Cobrarme; que estoy perdido. Tal con los celos me hallo, Porque à uno de dos adora Bien que he sufrido hasta agora, Sin poder averiguallo. Don Sancho tarda por puntos; Por ver cual la quiere, intento Proponer el casamiento A entrambos amigos juntos.

(Tocan cajas.)

BEINA.

Oye, que suena ruido De cajas ; tu padre viene.

Y el Rey la noticia tiene Pues para verle ha salido, Con despojos que ya entrega A la corona real.

Leonor, el nuevo Anibal, Don Sancho, tu padre, llega (Tocan cajas.)

Salen DON SANCHO y SOLDADOS.

DON SANCHO.

Antes de merecer los piés reales, Que pido vencedor y humilde adoro, Si no vitorias al deseo iguales, Triunfos diré medidos al decoro; Escribidlos en láminas fatales, Vos para fama, para ejemplo el moro; Porque la eternidad, que en bronce im-

prime, Cou vivientes caracteres lo anime, Echa à rodar la poderosa mano, Que à toda accion su termino limita,

Esa bola del tiempo por el plano De la espaciosa eternidad que habita ; El rueda á su destino soberano, Ella en si misma durarà infinita. Illama Triunfad del tambien vos; que bios se Inmortal en el ser, vos en la fama. Por vencer à Jofar, rey de València, Que en medio de sus huestes parecia Centro de la mayor circunferencia Que líneas termino en la fantasía, Con no sé que línaje de impaciencia Vuestro ejército insigne espero el dia; Porque, como el vencer era preciso, Dar la batalla prevenida quiso. Quisola dar, y dióla, y venció en ella Tan presto, que la misma verdad halla Que primero que el dalla fué el vence-fila. Ella en si misma durarà infinita. [llama

Porque quiso vencella antes de dalla Pues si al fin la vitoria està en querella; No venció la batalla en la batalla. Vencióla por haberlo antes querido; Y asi, antes de vencer, ya habia ven-[cido.

En un instante la que el aire clerra En un instante la que el aire cierra Inmensa copia y presumió segura Medir alcielosu ambito, ya en tierra Se está midiendo á si su sepultura. Jamás tan gran matanza oyó la guerra; Si la curiosidad sumar procura Cuántos murieron, dudosi el guarismo Faltará los curiosos ó á si mismo. El que contara las arenas, creo Que las cabezas moras no sumara; Pero excédiólas tanto mi deseo, que multina menosprecié tan rara. Que multitud menosprecié tan rara, Pues, aunque otro dejara en tal trofeo De sumarlas, Señor, porque no hallara Número igual á las moriscas rocas, Yo las dejé por parecerme pocas, Huyó Jofar, seguite diligente [puerto Hasta el Grao de Valencia, en cuyo Un bergantin previno cuerdamente, Présago el corazon de mal tan cierto; Llegué pues à la orilla, y de repente, Tendido el lienzo todo en campo abier-Vi que volaba el bergantin alado, [to, En su cañamo mismo amortajado. ¿Quién vió en marina playa veloz navé, Que animado bajel, dellincon plumas, Volar en agua, en aire nadar sabe, Batiendo à un mismo tiempo alas y es-

«Bien es, le dije, oh fugitiva nave, Que de marino pajaro presumas. Pues batiendo las alas de tus velas, Nadas el aire y por el agua vuelas.» [ve, Quise alcanzarle en hombros de aire leà mí un aviso me alcanzó, que agora Duda la causa que al efecto debe La confusion ó el modo que la ignora. Lei la carta misteriosa y breve, Lei la carta misteriosa y breve, En que dice la Beina, mi señora : « Conviene que caseis luego á Teresa; Ya vendréis vencedor, venid apriesa, Ya su alteza diréis que yoo s lo mando. » Señor, el rey sois vos. la Reina escribe; Nosé si, mientras yo fe le estoy dando, Me quita à mi el honor quien le recibe; Mas si no llega la desdicha cuando Tarde el remedio al daño se apercibe, Ya anticipé el marido y la obediencia, Bien que ha de preceder vuestra licen-cia.

Cia.
A don Juan Pimentel traigo conmigo,
El jóven mas galan, el mas valiente,
Tantas veces horror del enemigo,
Cuantas su acero fulmino luciente.
A mi, à mi hija, à mi familia obligo;
Tal yerno, tal esposo, tal pariente
Elegir supe con Ignal fineza.
Déme los pies agora vuestra alteza.

Los brazos daré à quien viene Tan digno destos abrazos, Aunque no ha menester brazos El que como vos los tiene. La Reina podrá deciros Que está ya muy satisfecha De un escrúpulo ó sospecha, Que fué causa de escribiros; Y aunque don Juan Pimentel De Terese as dispanances. De Teresa es digno esposo, Gustaré, si no es forzoso, Que no la caseis con él; Porque la quiero empleada (Aunque en la eleccion reparo) En don García de Haro O en don Ramon de Moncada.

Don Sancho, yo os escribí Informada con engaño; Yo os llamé, yo os desengaño. DON SANCHO.

Señora, ya estoy aqui; Ya, con tal satisfacion, Culparé à Teresa en vano, Y mas si le da la mano Y mas si le da la mano
Don Garcia ù don Ramon;
Que cualquiera dellos es
Deudo de la casa real,
Y el vencedor mas leal
En tan glorioso interés
Premio aventajado tiene. —
Dadme licencia, Señor,
Que agora abrace à Leonor.

Y á Teresa, que ya viene. LEONOR.

Seais, padre y señor mio, Tantas veces bien llegado Cuantas fuistes deseado.

DON SANCHO. Todo de tu amor lo fio.

Sale TERESA.

TERESA.

Yace en un tronco con idea obscura Una forma escondida, un ser oculto,

Que saca el arte del madero oculto, Que rompe, corta, labra, pule, apura; Hasta que poco à poco se figura, Y se parece en fin sagrado bulto, Capaz de adoracion, digno de culto; ¡Tanto puede en un leño la escultura!

Al arte, à la labor, al pulimento Debe el rubi, el diamante y el topacio Su lustre, su esplendor, su lucimiento; Labróme igual estudio, aunque de

Y recibió otro ser mi entendimiento; ¡Tanto puede el estilo de palacio! DON SANCHO.

Llega, Teresa.

TERESA. Seais,

Padre y señor, bien venido; La mano y los piés os pido Cuando los brazos me dais.

DON SANCHO.

Teresa, guardete Dios; ¿Cómo estas?

TERESA. Agora buena ; Porque no puede haber pena Habiendo venido vos.

Bien se ve que era fingida La necedad ; ¡ qué bien sabe Mezclar lo alegre y lo grave!

DON SANCHO. Ya Teresa es entendida; Su modo de hablar extraño.

A García y á Ramon Reconozco obligacion Cuando llegó el desengaño; Con entrambos juntos quiero Hablar á solas, y ver De cual Teresa ha de ser.

Leonor, con cuidado espero, Hasta ver lo que responde Don Garcia.

TERESA.

Mas que mio, Es de Ramon mi albedrio, Y él à este amor corresponde.

LEONOR.

Siempre cuando juzga amor, Tuvo en la primer noticia El ingenio la justicia Y la hermosura el favor.

(Vanse.)

DON SANCHO. Señor, segun he inferido, Don Ramon y don García Quiza con igual porfia, À Teresa han pretendido; Pues si resueltos acaso De tal manera no están , Que yo responda á don Juan Pimentel que no la caso Con él por tenerla vos Casada, haré al momento Con don Juan el casamiento. Agora hablad á los dos.

(Vase.)

Salen DON GARCÍA Y DON RAMON.

DON BAMON. Claro está que á vos os debo La gracia del Rey; y así, Despues que le hablaste, vi En su alteza un rostro nuevo, Pues convirtió los enojos En agrados de semblante.

Por vos gracia semejante

Suelo yo hallar en sus ojos.

Ramon, Garcia, aqui estoy Esperando que llegueis. DON GARCÍA.

Aqui dos vidas teneis, Y aun puedo decir que os doy Dos juntas en cada uno; Porque están ya tan unidas Las almas, que sin dos vidas No podrá vivír ninguno.

DON RAMON.

Y es bien así; que mostraros Ninguno su amor pudiera, Si, dividido, tuviera Solo una vida que daros.

Cuando las vidas juntais Con esa union, aun no creo Que llegó con el deseo Que en fin sois dos, y me pesa Que en fin sois dos, y me pesa Que ni el favor ni el poder Se extienda á mas que ofrecer Solo á uno vida en Teresa. Yo he hablado a su padre, y él, Si no la doy luego esposo, Dice que será forzoso Darla á don Juan Pimentel;

Y que así, conviene luego Tomar la resolucion. Don García, don Ramon, Vuestra justicia os entrego; El uno de los dos puede Ser su esposo; ¿ qué he de hacer Sí es fuerza, habiendo de ser, Que el otro sin ella quede? Vo os tengo igual voluntad, Y de otra igual obligado, Igualmente he deseado No bacer la desigualdad Cuando os bizo iguales Dios En honra, hacienda y fortuna. Dos sois, y Teresa es una; Allá os convenid los dos. (Ap. Con esto averiguaré

(Yéndose prosigue.) Cuál de ellos es el querido; Entrambos se han suspendido, Igual en ambos se ve Una pasion manifiesta.) Ois, ; yo no estoy en mi! Ved que he de volver aqui Yo mismo por la respuesta.

DON GARCÍA. (Ap.)

Puede caber en una alma Mas suspensiones?

DON RAMON. (Ap.) ¡No sé Si á un tiempo mismo en un pecho

Mas dudas pueden caber!

DON GARGÍA. Don Ramon, dadme lugar A que discurra, y despues Que obedezcan en un peso Las balanzas al fiel, Despues que á su quietud pueda Naturalmente volver La razon, que violentada Fuera del centro se ve, Podré quizà preguntaros Lo que ya llego à temer; ¿A temer dije? Mal dije; Perdonad el descortés Lenguaje, amigo del alma; Porque, ¿ qué cosa ha de haber Que á mi me pueda estar mal, Si á vos os ha estado bien? Ya pienso que el Rey olvida, Tan cuerdo como cortés, La mas bella ingratitud, El mas bermoso desden. ¿Qué os toca á vos deste caso? Yo para hablar me alenté; Hablad vos, que para oiros Quiero alentarme tambien.

DON RAMON. Estrecho viene á la pena El corazon; fuerza es Que reviente por la boca Lo que no ha cabido en él. Ya es tiempo que os comunique Una gallarda altivez, Del ánimo un noble osar, Un generoso emprender Pues ya, si no por si mismo, Quiza por satisfacer A los celos de la Reina, Corrigió su afecto el Rey. Yo vi a Teresa, y al punto, Como en tribunal, miré Las tres potencias del alma, Que, unanimes todas tres, Sentenciaron que la amase; Garcia, sentencia fué, Porque tres votos conformes Sentencia suelen hacer. Yo la elegi por esposa Porque, en reciproca fe,

Ser corona del marido
Suele la buena mujer;
Y asi, en virtud deste amor,
Si es Dafne, Apolo seré,
Porque la sigo beldad,
Para alcanzarla laurel.
Resta, Garcia, que agora
Digais vos si la quereis,
Aunque, pues no lo he sabido,
No la debeis de querer.
Pero no, mal argumento;
Que yo la quise tambien,
Y os callé mi amor; de donde
Vos, García, inferiréis
Que callarle al buen amigo
No es contra la buena ley
De la amistad; claro está,
Pues yo à vos os le callé,
Que yo, habiendo vos callado,
Infiero que puede ser
Que, como callé y la quise,
La querais vos y calleis.

DON GARCÍA.

Don Ramon, ya en el jardin, Ya en las ventanas, la hablé A Teresa algunas noches, Donde adverti su saber, Donde penetré su ingenio; Bien que de dia admiré El abril en sus mejillas, Entre azucena y clavel. Dejo el gusto de Teresa, Porque ni tratamos dél, Ni es tan nuestra su opinion, Que podamos disponer Della ninguno de entrambos; Della ninguno de entrambos; Y así, solo dudaré En lo que á su alteza agora Habemos de responder. Tal pues la quise, que dudo Quién es parecido à quién, Si fué Adónis como yo, O si yo soy como él. No os dije este amor á vos, Porque quise obedecer Al precepto de callarlo; Pero, á pesar del cruel Rigor de este imperio suyo, Yo me acuerdo que una vez Yo me acuerdo que una vez Que importó à nuestra amistad, El secreto quebranté Mas muera yo, y vivid vos; Que eso importa. Casáos pues Con Teresa, pues la amais; Y ruego à Dios la goceis Mas años ó mas edades Que en esa extendida piel De los cielos letras de oro De los cielos letras de oro
Suelen los siglos leer.
Ruego à Dios que logreis juntos,
En regalada vejez,
Tantos hijos, tantos nietos,
Que apenas vos los conteis,
Ni su madre, en vuestra mesa;
Y ruego à Dios otra vez
Que cuantos hijos os diere,
Que nietos con gozo os dên;
Tantos nuevos mundos crie
Para ellos, solo porque
A cada hijo el imperio
De un mundo entero le deis;
Y que yo los mismos años
Viva con vos, para ver Viva con vos. para ver Esas dichas, que en la idea Dulcemente imaginé. Diréis que os hablo turbado, Aunque lo digo; diréis Que en fin lo siento; y respondo Que, à despecho de mi fe, Con el primer movimiento El apetito, infiel

Vasallo de la razon,
Rebelde un instante fué;
Pero ya está corregido,
Y vive Dios, que, á poder,
Con la boca, con los dientes,
Con las manos, con los piés
Le hollara y despedazara,
Corrido que pueda haber
En corazon que os rendi,
O en alma que os entregué,
Un primer impetu deste,
O una accion sola de aquel,
Que falte á nuestra amistad
Y atienda al propio interés.

DON RAMON. Ya no quiero yo cazarme , Don García; vos podeis Dar á Teresa la mano.

Si mudais de parecer, Don Ramon, porque pensais Que quizà Teresa fué Liviana en accion mas leve, ¡Vive Dios!...

DON RAMON.
Paso, tened;
Que os estáis precipitando.
Luego que os vi proponer
Que me casase con ella,
Del todo me aseguré;
Pues cuando escrúpulo alguno
Pudiera el caso tener,
No me aconsejarais vos
Lo que no me estaba bien.

DON GARCÍA.

Pues casáos.

DON RAMON.
Eso no;
Lo que vos habeis de hacer,
García, és casaros luego;
Que, si á don Juan Pimentel
Quiso dársela don Sancho,
Querrá luego responder
Que no puede porque á vos
Os la tiene dada el Rey.
Padezca yo, que no importa,
Y cuantos, amigo fiel,
Bienes á mí me rogastes
Se logren en vos amén.

pon garcía.
¿ Sois vos mas amigo mio
Que yo vuestro? ¿No podré
Oponerme à vuestro amor,
Como al mio os oponeis?
Ramon, dama tan discreta
A vos os querrà escoger.
Digamosle al Rey que vos
Con Teresa os casaréis.

DON RAMON.
Mucho replicais, Garcia,
Atended, pues, atended;
No lo hagais ya por vos mismo,
Ni porque la mereceis,
Ni porque, en fin, estuvisteis
Mas léjos de su desden,
Sino porque yo lo quiero.
¿ Ya no me replicareis?

bon García.

Vos sois tan amigo mio,
Que yo sé que no quereis
Lo que yo no quiero; yo
Porque à vos no os està bien,
Ni quiero que lo querais;
Luego ya no la quereis;
Y asi, no la quiero, cuando
La dejcis vos de querer.

DON RAMON. Tiempo perdeis y ocasion; Ved que á don Juan Pimentel La dará luego don Sancho; Pues ya es ajena, haced Que sea vuestra, y no de otro.

DON GABCÍA.

Don Ramon, no me apreteis;
Por fuerza habeis de sentirlo,
Forzoso en vos ha de ser
El pesar de no gozarla;
Pues si la habeis de tener,
Don Juan os la dé, no yo;
Oue puesto en razon no es
Que el mas extraño os le excuse,
Y el mas amigo os le dé;
Y añadid mas, que yo quiero
Que vos mismo lo juzgueis.
Será amistad verdadera
Que cuando mi amigo esté
Llorando aqui el bien perdido,
Que ve en ajeno poder,
Esté yo entre mis placeres
Gozando este mismo bien?
No, vive Dios; que ser debe
El pesar, como el placer,
Comun entre los amigos,
Y si acaso respondeis,
Porque es otro yo mi amigo,
Que vos, sujeto à esta ley,
En cualquier bien que yo tenga,
Parte como yo tendréis;
Eso, Ramon, mucho menos,
Porque en cuanto á la mujer,
No ha de ser tan otroyo,
Que tenga parte tambien.

Esas razones militan Tambieu por mi; pedid pues Mas término aqui à su alteza.

DON GARCÍA.

Término le pediré,
Mas ya podra convenirnos
Esta razon; que despues
Que sé que à Teresa amais
(La causa oculta no sé,
Quirá por estar mas lejos
De poderos ofender),
Vive Dios, que su hermosura
Me parece menos bien.

Pues despues que yo he sabido Que vos amarla sabeis . Me parece á mi mejor; O porque la miro en fe De que ha de ser vuestra esposa . O porque asi venga à hacer Algo mas cuando la dejo — Por amigo tan fiel.

DON GARCÍA.

Yo no la quiero.

Yo si.

Sale HERNANDO, con dos papeles.

HERNANDO.
Señor, señor, ¿ llegaré?

DON GARCÍA.
¿ Qué quiercs, Hernando?

HERNANDO.

Hablarte;
Ciego estás, pues que no ves,
Ni por resquicios el gusto,
Ni por brújula el papel.
Mandóme que te le diese
Leonor, mas dióme à entender
Que es de Teresa, su hermana.—
Don Ramon, como me dés
El porte, aqui tienes otro;

DON JACINTO DE HERRERA.

La misma Teresa fué Quien me le diò por su mano.

Yo leeré el mio, leed El vuestro vos.

DON RAMON. Ya le leo.

HERNANDO.

Tormentas suelen correr
Estas damas de alto bordo,
Naves que cuando se ven
En gran piélago engolfadas,
El mas diestro timonel,
Resistiendo olas de celos,
Está de mar en través,
U da en bajios que, como
Para nadar este pez
Pide mucha agua, por grande,
Alli se puede perder,
¡Oh bien haya una fragata,
Acomodado bajel,
Que en las costas de la mar
Tan poca agua ha menester,
Que en cualquiera parte nada!

DON GARCÍA.

Ramon , al jardin iré; Que alla me llama Teresa.

DON RAMON.

A mi me llama tambien.

DON GARCÍA. Yo, porque á vos os elija, Voy allá.

Yo, porque os dé A vos la mano de esposa.

Ambos servis á Raquel En Teresa, pues Leonor, Cuando al uno se la dén, No es Lia la engañosa.

Sale EL REY.

ney.
Confuso vuelvo à saber
La respuésta ; obligaciones
Tengo à don Sancho , ¿ qué haré ?
Templar mi afecto.—García,
Ramon , ¿ en qué os resolveis ?

DON GARCIA. Que de término pedimos De aquí à mañana.

(Vanse.)

Està bien; Idos con Dios.—No te vayas, Hernando.

Yo esperare La merced que ya adivino.

Vén acá, vo soy el Rey; ¿Cuál de los amigos quiere À Teresa?

HERNANDO. ¿ Hasme de hacer Merced si lo digo?

REY.

HERNANDO.

Pues, Señor, don Ramon es
El que se muere por ella.

Y don Garcia?

HERNANDO. Tambien. REY. Teresa ¿á cuál quiere? HERNANDO.

A entrambos.

Ahora bien , yo mandare Que venga potro y verdugo.

No, Señor; esa merced No es la que yo he adivinado. REY.

Pues di la verdad.

HERNANDO. En Fez La hubiera creido un moro; Teresa escribió un papel A Ramon, otro á Garcia.

Teresa escribió un papel
A Ramon, otro á Garcia.
Forme agora un bachiller
En artes el silogismo,
O sic argumentor, quien
Escribe á dos quiere á dos;
Pues á dos, como se ve,
Escribe Teresa, ¿luego
A dos debe de querer?
Júzguelo, y si no dijere
El artista mas soaz
Que es buena la consecuencia;
Que me ahorquen por un pié.

Qué les dice en los papeles?

Que en el jardin se han de ver Esta noche.

Pues , Hernando , No digas que yo lo sé.

HERNANDO.

A mi secreto apostemos;
Que callar no he de poder.
(Ap. A la Reina he de decirlo.)

REY.

Pues apostemos tambien

Oue te cuelgan de una almena.

HERNANDO.

Vaya de cuento : una vez
Llegó à pedir cierto pobre ,
Salió à darle una mujer
De buen talle la limosna;
Miróla el pobre, y pardiez
Que la requebró alentado;
Que entonces debia de haber
Amor tambien para pobres,
Que habia menos interés.
Oyóle el marido, y dijo:
«Ah, señor pobre de bien,
, Quiere apostar que le doy
Mil palos? » Respondió él:
« Señor, no quiero apostar;
Dios guarde à vuesamerced.»

Pues calla, si no es que quieres Ver tu cuello en un cordel.

BERNANDO. Vaya con Dios vuestra alteza;

Que yo nunca apostaré. (Vanse.)

#### Salen LEONOR y DON GARCÍA.

non GARCÍA.
Teresa, un ángel humano
Admíré en vos, mas confleso
Que preferi con exceso
Vuestro ingenio soberano.
Yo pensé daros la mano;
Pero el tiempo descubrio
Que Ramon os mereció;

Y así, á dejaros me obligo;
Porque, amándoos tal amigo,
Os ame dos veces yo.
El tiempo todo lo acaba,
Mas vengo à quejarme dél,
Porque reveló infiel
Lo que tan secreto estaba.
El mar, que la arena lava,
Suele en ondas dilatarse,
Que vienen solo à quebrarse;
A tu misma imitación
Los bienes del tiempo son
Que llegan para acabarse.
Nadie pues podrá sentir
Aun entre bienes placer,
Pues todos vienen à ser
Efimejas del vivir.
El agosto ha de venir,
Que caduca pompa abrasa,
Y en fin, si con mano escasa
Un pasatiempo da el tiempo,
Ese mismo pasatiempo
Nos dice que el tiempo pasa.
Solo no teme estos daños.
El campo en invierno triste;
Pues pasa el tiempo, y le viste
De nuevo todos los años.
De sus mismos desengaños
Le despoja, aunque le muda;
Mas hasta en esto es sin duda
Que caduca el tiempo anciano,
Pnes viste el campo en verano,
Y en invierno le desnuda.

García, pródigo estás
De mi favor; ¿ quién te dijo
Que yo á don Ramon elijo,
Si à ti te adoro no mas?
Pero, en fin, gusto me das,
Pues preferes con fineza
El ingenio á la belleza.
Habla á la Reina, García;
Que toda esta causa mia
Ya está en manos de su alteza.

DON GARCÍA. No es posible que Ramon Me haya engañado; yo sé Que si os adora porfe, Le quereis por eleccion.

Va ha llegado la ocasion De que en esta diferencia Dé la Reina la sentencia.

Salen en otra parte DON RAMON y TERESA.

DON RAMON

Teresa mia, Garcia
Es tu dueño, y dije mia,
Perdona la inadvertencia.
Yo vine obediente aqui;
Di lo que mandas, que á él
Le llamaste en un papel,
Teresa, y en otro a mí.
La voz he extrañado en ti,
Bien que mudarla solias
Cuando necia te fingias;
Y así, tampoco la extraño.

TERESA. Saldrá el sol del desengaño, Y deshará sombras frias.

Sale EL REY.

hey.
Confuso , triste y dúdoso
Vengo á este jardin confuso ,
Porque á don Sancho ho excuso
La razon de estar quejoso.

Triste, porque ya es forzoso Este dolor que en mi asiste, Dudoso de quien resiste A mi amor; ¡cielos! ¿qué hará Quien tan justamente está Dudoso , confuso y triste?

DON RAMON.

¡ Teresa hermosa!

Ramon Habla con Teresa. ; Cielos! Luego ; Ramon me da celos?

DON GARCÍA. Teresa, imposibles son Mi amistad y mi aficion.

REV.

Teresa dijo tambien Garcia à otra parte; ¿ à quién Està hablando ? Vive Dios , Que se ha dividido en dos Por querer à entrambos bién.

Salen LA REINA, DON SANCHO Y HERNANDO.

REINA. Calla, no temas, Hernando.

HERNANDO. Déjeme ir à confesar Vuestra alteza, yo lo dije, Fué yerro, fué necedad, Fué mengua mia , y el Rey De vuestra alteza dira Que Menga le ha dado celos Sin ser cosquilloso Bras. Ello habrá cordel y almena. REINA.

Conviene disimular Que el Rey à Teresa quiere; Porque su padre, que está Dudoso, no lo confirme.

DON SANCHO. Señora, ¿qué me mandais En el jardin? ¿A qué efecto Me tracis à este lugar Y antes de eso, en mi presencia A dos criados mandais Vengan aqui con dos hachas ? REINA

Yo he venido à remediar A vuestras hijas, don Sancho; Sé que en el jardin están Con Ramon y con García ; Y habémoslas de casar

Ambas juntas de una vez ; Que el Rey, mi señor, quizá Busca en el jardin lo mismo.

HERNANDO

Lo que dije no es verdad . Vo hablé por boca de ganso. Que quise en fin apostar Que en fin hube de decillo! Mas que los palos me dan, Que no le dieron al pobre? LEONOR.

García, si eres leal, Dame la mano de esposo.

TERESA.

Ramon, si sabes amar, Yo soy tuya, y tu eres mio. DON RAMON.

Teresa, nadie es igual En méritos à García.

Sin duda debe de estar En una parte Teresa, Y en otra el eco.

> REINA. Aquí está

El Rey, y las hachas vienen. HERNANDO.

Digo otra vez que no hay tal; Yo miento y tataramiento.

Esta mano me has de dar, De que has de ser mio.

Salen CRIADOS con hachas.

DON GARCÍA.

Cielos.

¿Qué luz es esta?

REINA. Llegad. DON GARCÍA.

¿ Qué es esto ? ¿ con quién estoy ?

REINA.

Don García, agora estáis Con quien siempre habeis estado; Su alteza os vino à buscar, Por saber que en el jardin De noche à Leonor hablais, Como á Teresa Ramon. Don Sancho quiso vengar Con las armas esta injuria; Pero si os cansa la paz, Ociosa es aqui la guerra,

Y aunque el Rey tenga pesar De hallaros aqui, es tan sábio, Tan cuerdo, tan liberal En dar perdones de ofensas, Que por mi os le ha dado ya.

HERNANDO

El Rey me mira. ¿Qué dice Agora su majestad? Pues le toca, y nos tocó, No haga sino callar.

REY. (Ap. La Reina es prudente, y pudo Con tanta facilidad Moderar mi enojo.) El vuestro Podeis, don Sancho, templar.-Don Ramon, dadle la mano A Teresa.

DON SANCHO. Si gustais Vos, Señor, yo no replico; Pues responderé à don Juan Pimentel que vos lo hicisteis. REINA.

Don Ramon, ¿ á qué aguardais?

DON RAMON.

¿Qué respondeis, don García? DON GARCÍA.

Que aunque estimé la beldad, Preferi siempre el ingenio; Que el suceso pudo hallar Medio para convenirnos Pues vemos con claridad Que miramos á Teresa Y que Leonor suele hablar; De modo que hay dos en una , Tan perfecta cada cual En su esfera, que es un todo; Y fué invencion singular Que, pues los dos somos uno Con tanta conformidad, Sean ellas una tambien Porque así con lazo igual Se casen dos que son uno Con dos que es una no mas.

DON BAMON. Pues doy la mano à Teresa. DON GARCÍA.

Yo a Leonor.

DON RAMON. Y perdonad Las faltas, Senado ilustre; Que entre uno y otro galan, Llamó à este caso el poeta Duelo de honor y amistad.

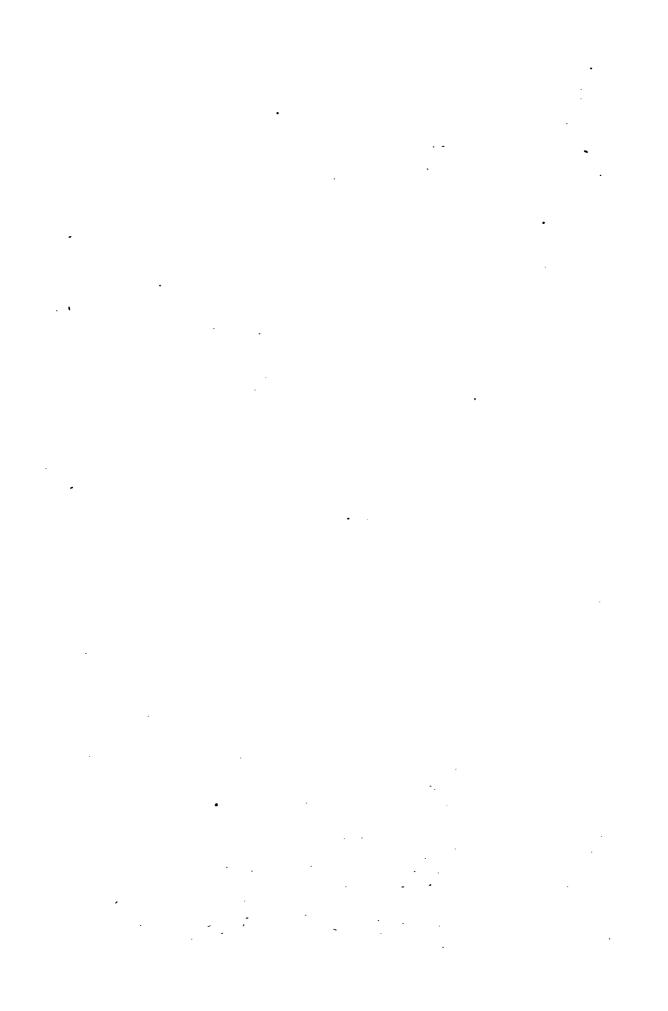

## COMEDIA FAMOSA

TITULADA

## GALAN TRAMPOSO Y POBRE,

DE ALONSO JERONIMO DE SALAS BARBADILLO.

#### PERSONAS.

DON LOPE, galan tramposo. MONDEGO, su criado. DON GARCÍA, caballero leonés. DON DIEGO, hermano de don García. DON FERNANDO, caballero sevillano. DON RODRIGO, caballero navarro. DOÑA ISABEL, viuda. DOÑA INÉS, su hija. MARINA, esclava.
FELICIO, criado de don
García.
TRES EMBOZADOS.

## JORNADA PRIMERA.

#### DON LOPE Y MONDEGO.

MONDEGO. Digo, Señor, que tu primo Ha llegado de Leon.

DON LOPE.

Calificada opinion
Goza, y por ella le estimo.
Este hombre es don Garcia,
Y por escrito emprimé
Con él; ¡qué bien que corté
Ingenio y pluma aquel dia!

MONDEGO.

Por Dios que es notable treta.

DON LOPE.

¿ De eso vives admirado?

Muchos primos he ganado
En virtud de la estafeta.

MONDEGO.

Qué graciosos desatinos!

DON LOPE.

Aun para mas te prevengo;
¿Que te espantas? primos tengo
Isleños y ultramarinos.
Pues solo para emprimar
Con algun hombre afamado,
Con mis cartas he pasado
De la otra parte del mar.
Suelo yo con gracia extraña
(Accion que nadie me veda)
Pasearme por la arboleda
De los linajes de España;
De donde con osadía,
Conforme el ingenio vuela,
Tal vez desgajo una abuela;
Y tal arranco una tía.
Mil abuelos prevenidos

Tengo de quien me amparar, Porque yo suelo mudar Mas abuelos que vestidos.

MONDEGO. Considerado tu humor,

Tienes... DON LOPE.

Dime lo que sientes.

Recámara de parientes, No de vestidos, Señor; No he visto mayor frescura De condicion,

DON LOPE.
Como voy
Por esta arboleda, estoy
Amenisimo.

MONDEGO.

Procura Mejorarte de accidentes, Porque esos árboles son Muy secos, y no es razon Que de sombras te contentes. Campaña es poco segura La selva por donde vas, Que las mas veces podrás Perderte por su espesura. Busca fruto con astuto Ingenio, y mas no te ultrajes; Que arboledas de linajes Dan flor mucha y poco fruto. Deja las vanas ficciones De esa arboleda molesta; Que no hay mas bella floresta Que un talegon de doblones. Que el oro se considera Y en justa razon se funda, De el hombre sangre segunda, Que ennoblece à la primera; Y asi, cualquiera mortal Tiene en su sangre tesoro,

Porque la segunda es oro, Y la primera coral.

DON LOPE,
Oye, que á los entendidos
Se debe satisfacer;
Por Dios, que les he de hacer
Gran banquete á tus oidos.
Si otros á la vanidad
Consagran este deseo,
Yo solamente le empleo
En fértil utilidad.
De estos deudos adquiridos
Con arte, y ya confirmados,
Saco yo premios honrados,
Logro frutos muy lucidos;
Y así, huésped me he de hacer
Del que à ser mi huésped viene.

Grande aparato previene

Tu ingenio.

Pues ha de ser.

Tu atrevimiento me agrada; Bizarria singular.

Por Dios, que he de emparentar Con él hasta en la posada.

MONDEGO.
Parece que siento ruido.

DON LOPE.

Dices verdad, ya llegó.

Y no al puerto que el pensó.

DON LOPE.

En el puerto se ha perdido.

MONDEGO.

Subir la escalera siento.

DON LOPE. Tambien la sube el que va A la horca.

MONDEGO.

No será Este menor escarmiento.

DON LOPE,

Escucha, por vida mia.

MONDEGO.

Como un mármol pienso estar,

DON LOPE.

Ove; que quiero soltar (Habla alto.) Toda la volateria. El juicio tengo perdido.

Salen DON GARCIA Y FELICIO, y apártanse à un lado.

FELICIO.

Parece que está enojado.

DON GARCÍA.

Aun en mí no ha reparado, De el enojo divertido. Retirémonos aqui, Y su indignacion sabrémos.

(Retiranse mas.)

MONDEGO.

Señor, templa tus extremos.

DON LOPE.

No cabe templanza en mi. ¿ Esta casa me alquilabas , Si en ella un hombre murió De peste? ¿ Quién te engaño?

MONDEGO.

Tú, que tu engaño buscabas, Dandome tan grande prisa, Que busqué, mas no elegi.

No son buenas para aqui Ni aun apariencias de risa. Responde mas mesurado.

MONDEGO.

Como el mal año, murió
De una seca que le dió
Este huésped desdichado.
Tus furores no se alteren,
No te admires, no te asombres;
¿Es mucho morir los hombres De lo que los años mueren?

DON GARCÍA.

Riñe con mucha razon.

FELICIO.

Que à ser su huésped venias. Y en camino te ponias De la barca de Aqueron?

DON LOPE.

Busca luego una posada Y ropa, porque en la mia llay malicia desde el dia Que estuvo en casa apestada.

MONDEGO.

Oh edad ciega y alevosa, Triste yo, que en ti naci, Pues hasta la ropa en ti Se sabe hacer maliciosa! Mas compétele à esta edad La malicia con justicia; Que mai faltara malicia A quien sobra necedad.

DON LOPE. Gracias dices, ignorante? Vive el cielo...

MONDEGO.

Siempre vive, Y no servicio recibe De memoria semejante,

Pues siempre te veo acordar De el cielo en los juramentos.

DON GARCÍA.

No deis mas seña á los vientos, Templad el justo pesar. Mirad que soy don García.

DON LOPE.

Agora con mas razon Crecerá la indignación Que en mi pecho se encendia Dime, ¿dónde hospedaré A mi primo, dime dónde?

MONDEGO.

Mi turbacion te responde Con humildad que no sé. Pues hay deudo y amistad, Perdone, y su estrella sign; Que una casa seca obliga A tan grande sequedad. Esto no admite disputa, Antes es opinion llana, La casa mas seca es sana, Y esta es seca , aunque no enjuta. Si por tal huésped enojos El verla seca te da, Llora, y húmeda estará Con el agua de fus ojos. Tu llanto el remedio gaste; Que si el bien nace de allí, Le podrás decir así Que en los ojos le hospedaste; Mas contra la sequedad Medio mas fácil intenta; En el pozo le aposenta, Y sobrarále humedad.

A la muerte le condeno; Será hospedalle traicion En la casa donde son Aun las paredes veneno. Pues despues que entró tan fuerte La muerte à verter sus iras, Estas paredes que miras Estan cebadas en muerte.

MONDEGO.

Pocas en Madrid verás Que no estén por su camino De uno y otro desatino Apestadas mucho mas. a casa mas noble peca De seca, bien claro està, Pues que en ninguna se da; Mira si hay cosa mas seca. Yo no pido por temer Algun suceso bien malo; Si algo dan, es con un palo, Y aun este seco ha de ser; Que hoy la sequedad, Señor, Tan extendida à estar viene, Que aun tal vil dádiva tiene Sequedad, y no verdor. Seco está el mundo y no crece Sino en ser grosero y vil; Que solo el pródigo abril Dádivas verdes ofrece.

Mas injuria me propones Con la excusa que me das, Puesto que apestado estás Aun en las mismas razones.

DON GARCIA.

Mis criados han buscado Para si cierta posada Tan compuesta y aliñada , Que excede à su humilde estado. Desde aqui buscar podrémos Con nuestra comodidad Mas pompa y autoridad , Pues en muchas la hallarémos.

DON LOPE. ¿ Yo, que os habia de hospedar, Yuestro huésped he de ser? DON GARCÍA.

Hoy teneis de obedecer.

DON LOPE.

Vuestra luz me ha de guiar.

DON GARCÍA.

Adios, que en casa apestada Ya es mucha conversacion Esta.

(Vanse don Garcia y Felicio.)

DON LOPE.

Salió la invencion Tan sutil como acertada. Bellisimo embuste.

MONDEGO.

Mientes con tal desenfado Que en ti el mentir ha ganado Un distrito prodigioso. Gran provincia es el mentir, Despues que leguas le aumentas Y distancias le acrecientas; Al fin ¿iràs?

Ya tenemos asentado Que à comodidad aspiro, Y que à las leyes no miro De un ingenio recatado.

MONDEGO.

Bien haces en no tratar Con el honor melindroso Que es un enfermo achacoso, Que siempre se ha de guardar. Cualquiera soplo le hiere
De la fama; ¿à quién no enfada
Cosa que es tan delicada,
Que de un ventecillo muere?
Envidio tu desenfado, Con tu despejo me ajusto, De las escuelas de el gusto Debes de ser licenciado Y aun retor; que el proceder Tuyo me deja advertido Que de el gusto mal regido Digno retor puedes ser.

DON LOPE. Soy de los gustos buscon. MONDEGO. ¿ Qué dulce tendrás la vida!

Sale FELICIO.

FELICIO.

Ya os espera prevenida Posada y buena intencion, Porque enmiende la segunda Lo que falta à la primera.

DON LOPE.

Nuestra amistad verdadera Sobre la intencion se funda. Hoy don García me ha preso Con nuevas obligaciones, Aumento à su amor blasones, En él gloria y en mí exceso. Decilde que ya ha venido La noche, y que he de ir primero A ver de cierto lucero Los rayos que me han herido. Yo procuraré abreviar, Reciba por vos mi excusa; Que aun aquí el alma me acusa Que no le voy à buscar.

(Vase Felicio.)

MONDEGO Jesus, qué buen caballero Es el monsiur leonés! Qué blando y facil! ¿No ves Que el leou se hace cordero? Juzgará en su fantasia El hidalgote enfadoso Que es acto caballeroso Este de la hospederia; Y por ser muy caballero, No de su bolsa sin daño, Tendra en Madrid todo el año Oficio de mesonero. Donde, o pésia à mi linaje...

DON LOPE.

Calla.

MONDEGO. Tu voz no me impida; Verá su hacienda comida Del cancer del hospedaje,

DON LOPE. Vén á ver la bizarria De una y otra bermosa dama , Dulce aumento de la fama Y émulo hermoso del dia.

Espera; que tengo aqui De esas damas dos papeles, Que à tus intentos infieles Gustan de premiar asi. Este es de doña [sabel], Que, con ser madre, parece Que ayer nació, y este ofrece, Mas niña, aunque no mas fiel, Su hija doña lnés.

DON LOPE. Pudieras Haber albricias pedido.

MONDEGO

Tu eres tan bien entendido . Que con manos lisonjeras Barás lo que no pedi; Que hace el mérito mayor No haber pedido, Señor, Lo mismo que mereci.
Dame, Señor; que es gran mengua
De tu bidalgo entendimiento
Que pague el merecimiento
Los descuidos de la lengua.

DON LOPE.

El decoro maternal A doña Isabel la quiero Guardar, leyendo primero Este papel magistral. No tendrá cuatro razones; Que es la madre muy sucinta.

MONDEGO. Y ¿ serán de buena tinta? Todas serán conclusiones.

(Lee.) «En la puerta de el jardin de »mí casa, que sale al campo, os espe»ro esta noche entre doce y una; mi «voluntad os llama, y mucho mas la »soledad del sitio. — Dios os guarde.»

El papel no me mintió.

Bien muestra en su brevedad Ingenio y autoridad.

DOS LOPE. Su gran belleza nego.

MONDEGO. El de la graciosa Inés, Hija suya y tan perfeta. Que la iguala en ser discreta, Este es, Señor,

DON LOPE. ¿ Este es ? Pues tambien será pulido; Que es la Inés gran papelista. Aun apenas tengo vista.

MONDEGO

Pienso que está el sol dormido. Pero al fin le podràs leer; Que un escrupulo ha quedado De luz, confuso y turbado.

DON LOPE.

Si; que breve viene à ser.

(Lee.) « Entre doce y una os espero esta noche en la puerta de el jardin »de mi casa, que mira al campo; el »sitio es solo, y la hora le hace mucho »mas. — Dios os guarde.»

¡Qué poco habladoras son Estas damas por escrito! Bien escriben de poquito, No forman tercer ringion. Pero en tan pocas razones Tu perdicion te han pedido.

DON LOPE.

Es mi ingenio mas lucido En las fuertes ocasiones.

MONDEGO. Contra dos puedes pelear?

DON LOPE. Puedo pelear y vencer.

MONDEGO.

Oh prodigioso poder!

DON LOPE.

Oféndesme con dudar. Los ingenios femeninos Son como alamos hojosos, Sin fruto vanagloriosos Entre arroyos cristalinos.

MONDEGO.

Pues ¿ no es fácil de quitar Tanta boja ?

DON LOPE.

Yo podré ; Que cierzo airado seré, Que las sabré desnudar.

MONDEGO.

Cierzo dices? No quisiera Verte imitar los cuidados De el cómitre de los prados, Que les dice : «Ropa fuera.»

DON LOPE.

¡Oh, qué ingenio tan verdoso! Hácia los prados te vas; Vamos.

MONDEGO.

Voy muerto.

DON LOPE.

Serás Testigo de un caso honroso; Pues engañar dos mujeres , Vengando á los demás hombres, Merece inmortales nombres.

Que tan grande empresa esperes? Pues cuando Eva importuna Comió lo que no debia . No pensó el diablo que hacia Poco en engañar a una. Desde entonces viene à ser Gran tragona esta canalla , Pues busco, para engañalla , Cosa que era de comer.

DON LOPE. Vén, y mi ingenio verás Vencedor, nunca vencido.

MONDEGO. Quedará el diablo corrido , Un protodiablo serás. Si tu engañas sus extraños Engaños con rostro tierno, Podrán llevarte al infierno A leer catedra de engaños. (Vanse.)

Salen DOÑA ISABEL Y DOÑA INÉS.

DOÑA ISABEL. No te quieres acostar?

DOÑA INÈS.

Es noche para gozada, Que es hermosa.

DOÑA ISABEL. Y tu pesada.

DONA INES. Titulo es que me ha de honrar; Que el ser liviana es delito . En calidad cual la mia.

DONA ISABEL. Qué vana bachilleria! Con verguenza te permito Que ocupes este lugar.

(Ap. Cómo la engañe no sé.) DOÑA INÉS. (Ap.) Grande mi desdicha fué; ¿Cómo la podré engañar?

Que à mi madre, que jamás A este lugar salió Antojo y parto le dió Tan sin tiempo.

DOÑA ISABEL.

Necia estás, Y si es que tu inadvertencia En su obstinación se está, Mi chapin castigará Descuidos de tu obediencia.

Salen DON LOPE r MONDEGO.

MONDEGO.

Ya te aguardan en el puesto; Tu estrago tengo de ver.

DON LOPE.

Antes mi gloria; en vencer O morir la gloria he puesto.

DOÑA ISABEL. (Ap.)

¿ Que esta no se quiso entrar? Don Lope es, y tengo miedo Que se vuelva.

DONA INES. (Ap.)

Apenas puedo Mi espiritu sosegar. Mi madre sera ocasion De que don Lope retire Sus pasos, porque suspire Fuego eterno el corazon.

DON LODE.

Mi paso determinado

Tras el suceso Que antes, Señor, te confieso Que me dejas lastimado. Mas que no hazaña, locura Es empresa semejante Oh buen caballero andante, El cielo te dé ventura !

(Llégase don Lope embozado.)

DON LOPE, Jamas entendi que diera La noche luces tan claras Entre sus sombras avaras, Liberal y lisonjera;

Que en la ilustre claridad Que vuestra belleza envia, Renace fénix el dia, Y muere la escuridad.

DOÑA INÉS.

¡Jesus! huigamos.

DOÑA ISABEL.

Huigamos.

Pues ¿de quién ? Don Lope soy, Que hecho en este campo estoy Ave de sus verdes ramos.

MONDEGO.

Dices bien.

DON LOPE.

MONDEGO.

Me aplico A que eres ave, Señor; Que quien es tan hablador, Es fuerza que tenga pico.

DOÑA ISABEL.

El veros tan escondido En la capa haciendo fieros A la misma noche, y veros Acometer atrevido, Miedo nos pudo poner.

DOÑA INÉS.

A mí me le puso tanto, Que de el recebido espanto Purgarme habré menester.

DON LOPE.

Melindre, pero gracioso.

MONDEGO.

No lo es, porque se aplica A concepto de botica, Purgativo y revoltoso.

DON LOPE.

¿No anduvo graciosa y grave?

MONDEGO.

Si hablas de la purga, no, Por Dios; que el aire dejo Oliendo todo á jarabe. Concepto no solenices, Cuyo efeto dividido, Si es bueno para el oido, Hace ofensa á las narices.

DOÑA ISABEL. (Ap.) Bien con mi hija cumpli; Mi turbacion la agradó.

DOÑA INÉS. (Ap.) De mi espanto se creyó Mi madre; yo la venci.

DON LOPE

Pésame de haber turbado Vuestro seguro reposo, Salteador poco dichoso, Cuanto pude afortunado; Y así, pues debeis de estar En silencio tan sereno, Dando al verde campo ameno Mas colores que imitar, Poco dije discurriendo, Con altas contemplaciones, Las celestes estaciones que los signos van haciendo. Pues esta noche tan bellas Luces el cielo sacó, Que en este campo intentó Ver estrellas contra estrellas, Yo me voy por no impediros, Aunque aqui pierdan los ojos Que se compran con suspiros.

MONDEGO. ¿El oro terso y la plata Compran los suspiros? No, Porque, á ser moneda, yo Me hiciera luego beata, Que es la mas copiosa gente De moneda suspirona, Tan astuta y socarrona, Que entre el suspirar ardiente, Con un modo no entendido Suelen dormir y roncar, Pretendiéndonos pasar Por suspiro el que es ronquido. Y yo sé de cierto boho (Engaño á fe no pequeño), Que cabezadas de sueño Las pasa en cuenta de arrobo.

Boca tienes de serpiente, Que aun la virtud no perdona.

DOÑA ISABEL.

Hónrenos vuestra persona, Pues cesó el inconveniente.

DON LOPE.

Con un engaño las dos Se burlan; calla, y verás Que las he de engañar mas.

MONDEGO.

Hazlo y páguetelo Dios. DON LOPE.

¡Oh noche mas bien vestida Que îué el dia precedente, Pues mas sol estă presente Todo luz y todo vida! A larga aŭsencia de Febo Sepulta su claridad, Pues tanta serenidad A tu silencio le debo.

MONDEGO.

A la noche deja, y muda
De intento por otro modo;
Que, por hablartelo todo,
Gustas de hablar á una muda.
Tanto hablas, que conviene
Que ella mude sus sentidos,
Convirtiendose en oidos
Todo lo que en ojos tiene.

DON LOPE.

Dime si te recogieras De buena gana à dormir.

MONDEGO.

Primero tengo de oir
Del sol las aves parleras.
Veré en rosas florecientes
A la aurora, que en naciendo,
Muy falsa se está riyendo
Por mostrar los buenos dientes.
Veréla bordar, Señor,
El campo, con gran placer
De haber visto una mujer
Que madruga á hacer labor.
Y aum mas estoy advirtiendo
De esta doncella lozana,
Que labra de buena gana,
Pues siempre se está riyendo.
Pero he llegado á temer
Que es necia.

ON LOPE. Quién te lo avisa?

Blanca y rubia y toda risa, Por fuerza necia ha de ser. Con que, siendo esto verdad, Que bien ser verdad parece, Lo primero que amanece En el mundo es necedad.

DON LOPE

¡Qué buena noche he pasado! Muchas como esta quisiera, Aunque yo a mayor esfera Me juzgaba destinado; Porque en ella concerté Hablar cierta hermosa dama, Por cuya luciente llama Rayos del sol desprecié; Y cuando fui por hablalla, Hallé persona con ella, Que me impidió proponella Cuanto me gozo en amalla.

DOÑA ISABEL. (Ap.)
Esto lo ha dicho por mi.

DOÑA INÉS. (Ap.)

Sin duda por mi lo dice.

DON LOPE. (Ap.)

Bien á las dos satisface.

Mondego.
Pienso que aun yo te crei.

DON LOPE.

Una parienta cercana De la dama me impidió.

poña isabel. (Ap.)
¡Oh, qué bien se declaró!
Alma tiene cortesana.
¿Qué mas cercana parienta
Que la hija que parí?

DOÑA INÉS. (Ap.)
Su grande ingenio adverti,
A que le adore me alienta.
¿ Hay parienta mas cercana
Que mi madre? El que es discreto
¡ Qué bien dice su conceto!

DON LOPE.

Lloro mi muerte inhumana. Aunque no debo llorar; Que, si aquel bien me faltó, Otro el cielo me ofreció, Bien digno de celebrar.

DOÑA ISABEL. Si aquí la dama estuviera.. Persuadase á que lo está, Y hable con ella.

> MONDEGO. Será

0

Desterralle.

DOÑA ISABEL. Escucha.

MONDEGO.

Espera. Engañalas, y veras Cómo á todos te prefieres; Que quieren mas las mujeres A quien las engaña mas.

DON LOPE.

Dijera: «Señora mia ,
En cuyos ojos amor,
Para salir vencedor,
Tiene luciente armeria,
A ofreceros he venido
Un alma donde reineis;
Que sola vos mereceis
Un imperio tan lucido.
En esta alma vuestra y mia
Ejercitad majestades;
Que asegura eternidades
Tan constante monarquia;
Que à no ser prenda inmortal ,
Señora, no os la ofreciera;
Que de daros me ofendiera
Un imperio temporal.»

DOÑA ISABEL. A ser yo esa dama hermosa, Estuviera agradecida.

Y yo tan reconocida Como bien vanagloriosa. Qué bien te han favorecido!

De las dos voy obligado, Tan felizmente premiado, Que restauré lo perdido.

poña inés. (Ap. à doña Isabel.) ¡Qué vano que está, qué grave! poña isabel. (Ap. à doña Inés.) Presto se desvaneció.

Doña INÉS. (Ap.) Mi madre no me entendió.

DOÑA ISABEL. (Ap.)

Engañéla; poco sabe.

DOÑA INÉS. (Ap.)

Oh grande amor!

Y tan fuerte,

Que muero à manos de amor.

Por morirse sin dotor,
Será dichosa tal muerte.
Mas quiero morir de amores,
Con ser tan necio morir,
Que no llegarme à rendir
A consultas de dotores.
Su grande malicia ved,
Pues dan con mano pesada
Una muerte consultada,
Como si fuera merced;
Pues cuando saber codicio
De mi salud mal perdida,
Está en cousulta mi vida
Como si fuera un oficio.
Sus consultas, sus recatos,
3 a quién no turban y alteran?
Nuestras vidas consideran
Garnachas ó vircinatos.

DON LOPE.

Gente he sentido.

Por Dios?

Vamos, Mondego, camina; Que aquella frontera esquina Descubre un hombre.

MONDEGO.

Y aun dos.

Aunque es campo, no alborote El barrio, váyase luego.

No inquiete nuestro sosiego,

Ni dé causa que se note.

Muy bien se pueden entrar Vuestras mercedes seguras. Mondego.

No habrá marciales locuras; Que no me inclino á matar, Sino es á la mal regida Hambre, con quien estoy mal; Hambre matante y mortal, De quien yo soy hambricida.

DOÑA ISABEL.

MONDEGO.

Que en esto soy temerario , Aunque yo mas de ordinario Me acuchillo con la sed. Con dos hebras de tocino. La suelo resucitar, Para volverla à matar Con el estoque del vino.

DD. C. DE L .- II.

Nace con tocino y deja Su vida al vino ; advertir Quiere en nacer y en morir Que es mi sed cristiana vieja.

Vámonos; que sin comer Puedes la sed provocar, Porque para tanto hablar Bien has menester beber.

DOÑA INÉS. Adios, y vaya ocupado En esa dama.

DON LOPE. Si haré. DOÑA ISABEL

No la olvide.

DON LOPE. No podré, Que es alma de mi cuidado, poña més. (Ap.)

Mi madre ruega por mi.
DOÑA ISABEL. (Ap.)

Mi hija por mí rogó.

DOÑA INÉS. (Ap.)
Amor, tu industria venció.
DOÑA ISABEL. (Ap.)

Amor, venciste y venci. (Vanse las dos.)

¡Oh prodigioso pintor, Cuyos ilustres colores Dan al aire tantas flores, Tantas plumas al amor! ¡Quién era el hombre que viste? Porque yo, aunque dije dos, A ninguno vi, por Dios.

Oye, pues no me entendiste : Yo, que la incomodidad Menor siempre la condeno, Por excusar de el sereno La molesta calidad, La plática concluí Con aparente invencion.

MONDEGO.

Declárame tu intencion.

DON LOPE.

Pregunta.

MONDEGO.

Preguntar puedes sin miedo.

MONDEGO. ¿Soy yo tonto ó gran señor, Que preguntan sin temor?

Que preguntan sin temor

Lo primero te concedo.

Di, ¿por qué causa enamoras A madre y hija?

DON LOPE.
Has andado
Curioso y determinado.

Dime, entre estas dos señoras, Aunque es la madre muy bella, ¿No era la hija mejor?

MONDEGO.

Yo no soy preso de amor, Tengo interesable estrella; La hija tiene de renta...

¿Cuánto?

BON'LOPE.
Hasta tres mil ducados.

MONDEGO.

¿Son fieles?

DON LOPE.

Tan bien contados,

Que no resbalé en la cuenta.

MONDEGO

Tres mil todos efetivos Y que se pueden palpar?

¿Dudas?

Pues ; no he de dudar,
Si suelen ser fugitivos?
El que hoy conquistar pretende
Al dinero loco va,
Pues en un castillo està,
Donde un leon le defiende.
Sus armas he contemplado,
Y hallar dinero no espero,
Porque sé que està el dinero
En un castillo encantado.

DON LOPE.

Oye, si no es que esta gloria

Me la quieres divertir.

Muy bien puedes proseguir Con tu adinerada historia.

DON LOPE.

Al fin la historia te agrada?

Dala el oro tal valor, Que esta es la historia, Señor, Mas digna de ser contada.

La madre con un hermano De este señor don Garcia, Que à ser mi huesped venia, Trae un pleito; es caso llano Que con el ha de salir, Porque tiene en su favor Dos sentencias.

MONDEGO.
Y, Señor...
DON LOPE.

Di, bien puedes proseguir.

¿Cuánto el mayorazgo vale?

Siete mil escudos; yo.
A quien nunca amor hirió,
Por mas que el golpe señale,
Voy con dos fines, y son,
Que si la madre es postrada
En el pleito, aunque entregada
Mi alma juzga à sn aficion,
La desmentiré la traza,
Y de la hija seré;
Mas si vence, entregaré
Toda el alma à la madraza.

MONDEGO.
; Siete mil! ; Tanto dinero
A una hembra se le concede?
Hacienda es que suplir puede
Las faltas de un majadero.
; Son todos en oro puro?

Habia de ser aguado?

De ese modo me le han dado Siempre.

Por Dios?

MONDEGO.

Por él juro.

Cuando á uno dan un tesoro,

Y el oro que en él le dan

Es á precio de su afan, A este tal le aguan el oro; Y así, pobre la imagino Entre tantas vanidades; Que yo busco puridades En el oro y en el vino.

DON LOPE.

El gusto mas lisonjero, Poco ó mucho viene aguado.

MONDEGO. De la fortuna he pensado Mil veces que es tabernero , Y aun grande borracha y tal.

DON LOPE.

¿Qué dices?

Probar lo quiero. Cuando á uno le dan dinero Es vino de Ciudad-Real; Mas cuando suelta el corriente De las penas, digo yo Que entonces se emborrachó De el vinazo de Torrente.

DON LOPE. Docto en los vinos estás.

MONDEGO

En sus nombres, no en sus obras. DON LOPE.

Fama de vinoso cobras. MONDEGO.

Calla; que otros lo son mas. Di, ¿viene con don García Su hermano?

DON LOPE. Viene don Diego Esta noche, y trae, Mondego, Fuego á la esperanza mia.

MONDEGO. ¡Cómo! ¿ Don Diego se llama? DON LOPE.

Don Diego, un mozo valiente, Sagaz, cortés y prudente, Buena dicha y mejor fama. Este trata de casarse Con ella, para excusar El pleito y asegurar Los peligros de anegarse; Y por rendilla mejor, Con su hermano, que es muy rico, Trata ¡qué mal significo Trata (que mai significo (Si no muero) mi dolor! De casar á su hija bella, Con que ellos gozan de estado Seguro, y yo, desdichado, Quedo á remar con mi estrella. Luego á esta calle vendrán Los dos.

> MONDEGO. Sin duda?

DON LOPE.

Es muy cierto: Yo vengo tan encubierto, Que no me conocerán.

MONDEGO. Dos hombres vienen alli.

DON LOPE.

Escueba.

Salen DON GARCÍA Y DON DIEGO, embozado.

DON GARCÍA. Entrar no podemos, Siendo tan tarde.

DON DIEGO.

Verémos

Las rejas.

DON LOPE. Oyes.

> MONDEGO. ¿Yo? DON LOPE.

(Embőzanse don Lope y Mondego.)

SI

MONDEGO.

Bien conocí à don García. DON LOPE.

Y yo al otro, gue es don Diego; Estos con tirano fuego Afrentan la gloria mia.

DON DIEGO. A las puertas del jardin Dos hombres, hermano, veo, Y mi curioso deseo Saber quisiera à qué fin.

MONDEGO.

Yo pienso que estos intentan Reconocernos.

Mi engaño Les previene un grave dano, Tal, que en él su sangre afrentan. Llamame tù señoria déjame hacer à mi; Alza la voz y di así: «Señor, ¿dónde va vusia?» Que la respuesta veloz Yo la daré prontamente, Acertada y conveniente, Mudando el tono y la voz,

MONDEGO.

¿Dónde va vusía?

DON LOPE.

Vamos; ¿ En este campo qué hacemos, Pues de este jardin tenemos El fruto que deseamos?

(Vanse don Lope y Mondego.)

DON DIEGO.

Sigámoslos, don García.

DON GARCÍA. Ya, don Diego, para qué, Si entre estas sombras ballé Aun mas luz que pretendia? Que con soberbia osadia Dijese, porque perdamos El juicio, si honor gozamos: "¿En este campo qué hacemos,
Pues de este jardin tenemos
El fruto que deseamos?»
¿Qué es esto, hermano? Un veneno
Por mis venas ha corrido, Negras nubes ha vestido El cielo de amor sereno; Cayó el rayo sin el trueno, Y sin prevención, fué tanto El horror, que, helado el llanto, Aun no ha podido correr; Que aquí menos vino á ser El golpe que no el espanto.

DON DIEGO. Arrebálanme furores, Todo soy congoja y luto De ver que estos gozan fruto Donde nos niegan las flores; Han pensado mis temores Si es que este nos conoció, Y con arte se valió De lenguaje malicioso. ¿ Quién seria tan curioso , Pues que agora llegué yo? Decid, generoso acero, Resplandeciente y lucido, ¿Qué sueño os ha suspendido, Perezoso y lisonjero? Dad el limite postrero A mi vida; no es rigor Este sangriento furor, Pues dais con igual efeto Paz eterna á mi sugeto, Y escarmiento con su horror.

DON GARCÍA. Cuando los pasados días En este gran mar entré De la corte, las miré
Triunfar de dos señorias,
Pero que à sus bizarrías
Despreciaban fué opinion;
Mas yo ausente, la ocasion
(Tal no pronuncian los labios) Abrió puerta en mis agravios Con llaves de la traicion. Dirás tú que porfiado A tu infamia te he traido; Vengate en mí, aunque no he sido En tal bajeza culpado; Porque yo desesperado, Mucho mas, mientras me advierte Mas razon, amo la muerte, Y aun yo propio me matara, Porque aun en esto quedara Desobligado á la suerte. Recelo que por allí Viene una luz, y será La justicia, y hácia acá Se llegan.

DON DIEGO. Pienso que sí; Vamos, ¿qué hacemos aqui? No demos nueva ocasion Para nuestra perdicion, Cayendo en mas triste estado; Basta que me han desarmado Los celos al corazon.

(Vanse.)

Salen, con una linterna, DON RODRI-GO Y DON FERNANDO.

DON FERNANDO. Este alguacil vuestro amigo Haber venido pudiera, Y esta gente no se fuera Sin reconocella.

DON RODRIGO. Digo Que teneis mucha razon; Mas otra noche podrémos Buscar otro, y gozarémos Mas à tiempo la ocasion.

DON FERNANDO. Ser fino amigo mostrais; Vuestro amor es infinito, Pues me ayudais à un delito Sin que la razon sepais. Mas escuchad.

DON RODRIGO. Vuestro gusto Me sirve à mi de razon. DON FERNANDO. Juzgue vuestro corazon Si debe llamarse justo. Sevilla es mi patria ilustre, Que el mar y el sol lisonjean, Aquel engendrando el oro, Y este en traerlo à sus puerte

este en traerlo á sus puertas; Que solo por adulalia , Preñadas de oro navegan Por desiertos cristalinos Naves ricas y soberbias.— Ciudad, cuyo alcázar noble, Confiesa mayor defensa A la sombra de un Guzman Que á las torres que le cercan;

Guzman, generoso Alcides, Que el hombro aplica y sustenta, Con el invencible Atlante Español, tantas esferas; A quien por su patrocinio Deben igual reverencia En su palestra las armas En su palestra las armas
Y en su academia las letras.
En esta ciudad, que, siendo
Fértil campo de riquezas,
Los que animosos las buscan,
Generosos las desprecian,
Tengo una hermana lucida, Ploreciente competencia De el aurora y de el abril, Con mas flores y mas perlas, Cuyos ilustres tesoros Cela el manto porque sea De lo que prodigó el cielo La honestidad avarienta. Nació en una aldea á quien El Bétis viste de amena Emulacion à su rostro, Si no es que copiar le intenta. Alli se criò, rendida Tanto à fatigar las selvas, Que en su venablo llevaba Su postrer paso á las fieras. Con la sangre de los brutos Hizo florecer la yerba, Fiscal de sus tiranías , Aunque se vengaba en ellas. Pero apenas vió su edad Pero apenas vio su edad Diez y siete primaveras, Siendo à su rostro retratos Las que su edad años cuenta, Cuaodo mis padres la llaman A Sevilla, mas con fuerza Que voluntad, despreciando Vanamente su opulencia, Tan divertida se ballaba En la caza y satisfecha, Que la debieron suspiros Sus barbaras asperezas. En la ciudad balló aplauso Tanto, que se dijo en ella Que ejercitaba su oficio En mas ilustre materia ; Que si alla cazaba brutos, Acá con mayores fuerzas Almas y deseos libres Ve rendidos en sus quejas. Al fin pasaron mis padres A la ciudad que se asienta Sobre luceros y signos. No menos firme que bella. Mi hermana solicitaron Dos hombres de ilustres prendas, Uno rico y presuntuoso, Y otro con pobres finezas. En la eleccion se detuvo, Consultándose à si mesma, Porque entre intereses grandes Amor dudoso se muestra. Verdad es que al menos rico La inclinaba la grandeza De su ánimo y sus virtudes, Que blen generosas eran. Cuando llego allí un don Lope, Un hombre que no se precia De mas valor que su aumento, Corta espada y larga lengua. Intentó tambien casarse Con ella, y halló la empresa, Cuanto atrevida, burlada Por codiciosa y no cuerda.
El, por conseguir su intento,
Falsamente al mundo cuenta
Vanos mentidos favores,
Que aun nombrallos es torpeza. Ausentóse persuadido A que nuestra diligencia

Le buscara para dalle Bien por el mal que nos deja. Consultó conmigo el caso Mí hermana cuando las rejas De un convento fueron carcel De aquella infeliz belleza. De jela depositada , Y parti con fieles nuevas De que en esta corte asiste, Siendo la fábula en ella. Supe que aqui en esta casa, Cuyos balcones y rejas, Siendo jueces de este campo, Coronan sus alamedas, Con arrogante osadia A ciertas damas requiebra, Bien livianas si le escuchan, Perdidas si le desprecian. fiado en la amistad Que entre los dos se profesa, Vinculo fiel y seguro Lazo de correspondencia, Te truje en mi compañía. Para que mi amparo fueras, Por si acaso mayor daño Prevenian las estrellas; Prevenian las estrellas;
Y para reconocer
A don Lope esta linterna,
Porque no se errara el golpe,
Que entonces en mi alma diera.
Mas, porque sin la justicia
Nadie à reconocer llega
A otro, que à ella tan solo
Se concede esta licencia,
Fenoraba ese alguneil. Esperaba ese alguacil. Y para que tambien fuera Testigo de mi venganza, Aunque en pesadas cadenas Me entregara á la prision, Porque asi lograra en ella El no haber quedado en duda, El vengador de mi afrenta.

como se llama la bella Causa de vuestra jornada?

Leonor.

bon Rodrigo.

DON FERNANDO.

Celebrada
Tanto Sevilla por ella,
Que ella es todo su ornamento.
Este retrato os dirá
Si es que igualalla podrá
Cuanto ilustra el firmamento.
Y alabaréis igualmente
Con espíritu elegante
Tanto de bello al semblante
Cuanto al pincel de valiente.

pon nobrigo.
Llegalde à la vecindad
De esta luz, rara belleza,
En quien la naturaleza
Juntó gracia y majestad.
De espacio le quiero ver,
Yo os le volveré mañana.

DON FERNANDO. Advertid que es de mi hermana.

DON RODRIGO: Lo que debo sabré hacer; Es por ver en competencia Este y otro de otra dama Que allá celebra la fama.

pon Fernando. Habrá mucha diferencia. Temed esos resplandores, Si no es que acaso quereis El retrato que traeis, Abrasarle en sus colores. Este retrato podrá Ser de esotro incendio ciego; Que uno tabla y otro fuego, Fácil el remedio esta.

DON RODRIGO.

Mas sois amante que hermano.

DON FERNANDO.

Es un cielo mi Leonor;
Todo el imperio de amor
Se ha reducido á su mano.
Los elementos mejores
La imitan (feliz destino),
El agua en lo cristalino,
Y el fuego en los resplandores.
Demos fin á esta venganza;
Que en Sevilla la veréis.

DON RODRIGO.
Con ese favor haceis
Lisonjas à mi esperanza;
Mas dudo de mis estrellas
Tan singular maravilla,
Porque vella, y en Sevilla,
Es ver dos cosas muy bellas.

## JORNADA SEGUNDA.

MARINA, DON LOPE Y MONDEGO.

MARINA.

Mis señores me mandaron Que à vuesamerced dijese Que à la Trinidad se fuese A misa, y que no esperaron Porque habían de oir primero Un sermon docto.

DON LOPE.

Està bien,
Bella esclava, en quien se ven
Hierros de un barbaro fiero.
El mas impío fué del suelo,
Pues sacrilego y tirano,
Errar quiso con su mano
Un grande acierto del cielo.
Prodigiosas muestras daba
De sacrilega osadía,
Pues quiso errar à porfía
En lo que el cielo acertaba.
Y en campo tan descubierto
Quedó, por su deshonor,
Mas conocido el error,
Y sin ofensa el acierto.

MONDEGO.

Con dama tan berberisca
Requiebros no has de perder,
Que pienso que ha de tener
Clertos resábios de arisca;
¡Qué amores tan singulares
Por lo ardiente y lo emperrado!
Dirás que estás abrasado
De amores caniculares;
Si no es que ya por las bellas
Luces que ofrece en despojos,
Digas que ves en sus ojos
Los canes que son estrellas.
De este amor can no hay dudar
Será fiel, y no cobarde;
Tendrás amor que te guarde,
Y no de quien te guardar.
Por esto su noble trato
Celebro, estimo y venero,
Que en Madrid es el primero
Que ha dejado de ser gato.
Amores perros me alientan,
Porque otros con sus excesos
Dejan à un hombre en los huesos,
Y à estos, huesos los sustentan.

MARINA.

Bien bufoniza el sirviente. MONDEGO.

¡Qué presto que me mordió! Al primer golpe arrojó Las tenazadas del diente.

MARINA.

Sin duda sois gran señor, Pues con vos babeis traido Siervo que es entretenido Con lenguaje moledor. Los señores singulares En todo venis à ser Gente llamais de placer A los que dicen pesares.

(Vase.)

No vi galga mas hidalga; ¡Qué veloz!

DON LOPE. ¿Veloz?

MONDEGO. Tal siento;

Si me alcanzó el pensamiento, ¿No es velocísima galga? DON LOPE.

Sabe que esta es de su dueño, Privanza que le gobierna; Y yo con esta accion tierna En un negocio la empeño Que mucho me ha de valer; Que yo sin particular Fin no supiera gastar

Tanta prosa. Asi ha de ser

Y es justo al negocio acuda. DON LOPE.

Gran dificultad encierra. MONDEGO.

Pues si ayuda bien la perra, Serà tu perra de ayuda.

DON LOPE. Ella le ha de disuadir

A su amo el casamiento. MONDEGO.

Escucha, que pasos siento; Temo que vuelve à venir.

¡Qué notable desatino! A mil errores te ofreces.

MONDEGO. Siempre los perros dos veces Suelen andar el camino.

Salen DON DIEGO Y DON GARCÍA

DON DIEGO.

Docto sermon. DON GARCÍA.

Este orador sagrado De erudicion cristiana y de elocuencia Rica y feliz es campo cultivado,

Donde el ornato es flor, fruto la ciencia; Este es el prodigioso Hortensio (1), ar-[mado Espiritu de luz, que sin violencia

Alumbra, mas no abrasa; que al mas Reparte luz, sin castigar con fuego.

DON LOPE. ¡Oh señores! ¿ tan presto habeis oido Misa y sermon?

DON GARGÍA. La misa hemos dejado

(1) El maestro Hortensio Félix Paravicino, celebrado escritor y predicador de la época.

Para despues; que estoy ciego y herido De un fuego todo sombra en mi cuida--Don Diego, escucha. [do.

> (Habla al oido á don Diego.) DON LOPE. (Ap. & Mondego.)

El caso sucedido Anoche entre los cuatro ha levantado, Mondego, estas borrascas de recelos; Que son nublado de el amor los celos

DON GARCÍA.

Don Lope, solo os quiero. MONDEGO:

Tù entendiste

Muy bien su pecho.

Véte, y vuelve luego.-Garcia, vuestro rostro grave y triste[go: Me ha empeñado en un gran desasosie-Decidme vuestro mal en qué consiste.

DON GARCÍA. ¿Estamos solos?

DON LOPE.

Ya se fué Mondego. DON DIEGO.

Y yo cerré la puerta, don García. DON GARCÍA.

Exequias hago à la esperanza mia, Don Lope, bien sabeis mi fe, mi ardiente Voluntad para vos.

DON LOPE.

¿Quere is agora Diferir con un término imprudente Vuestro intento? Ya sé que sois aurora Que amaneció mis dichas, y el oriente Donde con nuevos rayos se colora,

Vertiendo en mi bien prósperos aumen-DON GARCÍA.

No vengo yo a pediros cumplimientos. Vamos al caso.

DON LOPE.

Vamos norabuena.

DON GARCÍA.

Bien sabeis que mi hermano y yo trata-Bodas con ciertas damas?

DON LOPE.

La cadena

Conozco que os ha preso.

DON GARCÍA.

Prosigamos; Apenas aqui aver, con la serena

Noche mi bermano entró, cuando bus-La calle destas damas (¡caso fuerte!).

DON LOPE.

Vamos á la ocasion que así os advierte.

DON GARCÍA. Dos hombres alli hallamos, y entendi-Que eran señores tan confusamente, Que por irsenos luego no pudimos Aun percibir sus señas ; diligente Cualquiera de nosotros, emprendimos Seguillos, pero pudo aquel presente Dolor atarnos con la misma pena, Porque es la adversidad fuerte cadena Tú, que eres tan antiguo cortesano, Di quien son estos dos.

DON LOPE.

Contra mujeres, Y principales, es vil, es villano [res Quien no enfrena la lengua ó parece-Del vulgo vario. (Ap. Aquí es cuando me

Fortuna, si me ayudas, si tú quieres.)

No os receleis de amigos tan leales. DON LOPE.

¿He de hablar mal de damas principa-¿Que pudiese caber en la pureza [les? De unas mujeres nobles tal exceso?

DON DIEGO.

Habla mas claro, rompe la pereza De tu discurso, ó mal lograr el seso De tus primos verás.

DON LOPE.

Deel deudo, que me obligaste confleso
A no cumplir con el silencio justo [10.
Que se debe à su honor, por darte gusEl marqués Fabio, el conde Pinabelo
Pasearon por su calle algunos dias,
Pero nunca me dilo rei recola Pero nunca me dijo mi recelo Que aquellas fuesen mas que bizarrías; Mas la fama vulgar cubrió de un velo Su honor con sospechosas fantasias; Que hubo vecino (engañanse los tales) Que dice que pasaron sus umbrales. Sus umbrales, y en tiempo sospechoso, Y aun dicen que el Marqués decir solia (No lo creo por Dios), muy jactancioso, Que el uno y otro dellas poseia Aun mas que procuraron ; yo, celoso En vuestro nombre, el golpe recebia, Injuriado á las luces de los cielos; [los. Que el polvorin de amor labran los ce-

DON DIEGO No mas, don Lope; estoy desengañado Tanto, que aunque está en duda mi [justicia,

Proseguir quiero el pleito, provocado
Deste bárbaro error, desta malicia.
Violentas guerras me propone el bado;
Mas yo, despreciador de esta codicia,
No quiero viles paces; que me llama
La ambicion de vivir sobre la fama. De no pasear su calle juramento Hago, para lo que es enamorallas.

DON GARCÍA.

Y yo lo mismo juro.

DON LOPE. (Ap.)

Con mi intento Salí; proseguiré con engañallas.

DON DIEGO.

¿ Qué decis?

DON LOPE.

Que celebro el sentimiento Justo, y que así se debe castigallas.

(Ap. ¡Oh qué empeñado estoy! Va tengo A los últimos ñudos de este enredo.) DON DIEGO.

Y esos señores ¿ siguen obstinados La pretension de gustos tan injustos? DON LOPE.

Tal vez si de ellas son importunados, Porque ya los divierten otros gustos. (Ap. La verdad es que fueron despre-[ciados

Y que los desterraron los disgustos De los desdenes de las damas bellas; Mas yo sigo el error de mis estrellas.) Yo voy á misa, volveré á buscaros. ¡Cuánto me pesa haberos referido Vuestra desdicha, y no poder libraros De tan grave dolor! (Vase.) (Vase.)

DON DIEGO.

Yo estoy corrido.

DON GARGÍA.

Y yo desesperado.

DON DIEGO. Oh cuán avaros Los hados nuestro bien han divertido! Busquemos estos hombres; que quisie-

Despicarme en su sangre, si pudiera. No es bien que dos señores italianos Se burlen de la nuestra, que en Castilla Tantos blasones goza soberanos, De la fama constante maravilla; Rayo será de insultos tan tiranos. A los vientos desnuda, mi cuchilla. Saber quiero la casa.

DON GARCÍA.

Escucha, advierte.

DON DIEGO.

Sus umbralesserán lecho en su muerte. DON GARCÍA.

No, porque de este modo se escurece Nuestra venganza; que esta à los um-Ha de ser de ellas mismas. [brales DON DIEGO.

Me parece

Que te iluminan rayos celestiales; Pero solo una duda se me ofrece.

DON GARCÍA. Yo quiero que la duda me señales. DON DIEGO.

El no pasar su calle haber jurado.

DON GARGIA. Yo te puedo absolver de ese cuidado. DON DIEGO.

¿Cómo?

DON GARCIA.

Condicional el juramento Hicimos, solo en cuanto á enamorallas; Yasi, como llevamos otro intento, [llas No se quiebra aunque vamos à ronda-La puerta.

DON DIEGO. Dices bien , y yo consiento Castigallas; pretendo con vengallas, Pues hago así su error mas conocido, Que aun estoy mas furioso que ofendi-

Salen DON RODRIGO Y DON FER-NANDO.

DON RODRIGO. Perdonad el entrarnos sin licencia; ¿Está en casa el señor don Lope?

DON GARCÍA.

Hizo, llevado de la misa, ausencia, V a eso vamos los dos porque ya es hora. ¿Habeisle de esperar?

DON RODRIGO.

Es diligencia [ra. Que con cualquier tardanza se empeo-

DON GARCÍA.

Entrad donde os senteis. DON FERNANDO.

Bastan.

Estos umbrales

DON GARGIA. No à los que son tan principales.

DON FERNANDO. Andad con Dios; que es dia de preceto, Y pienso que es muy tarde.

DON DIEGO.

Solamente

Nos llevara la misa. (Vanse don Garcia y don Diego.)

DON FERNANDO. ¡Qué discreto

Y que cortes!

DON RODRIGO. Cualquiera es bien prudente. DON FERNANDO.

Que ha sido diligencia, te prometo , Muy grande el descubrirtan brevemen-La casa del autor destas injurias, [te Con que ya empiezo á sosegar mis fu-

Que el ver que la venganza se avecina Suspende y entretiene los furores.

DON RODRIGO

Mientras él llega à ver la postrer ruina De sus años, que habrán de darse en

A la sangrienta parca, si te inclina La piedad y suspendes los rigores, En breve relacion diré.

DON FERNANDO.

Ya espero.

DON RODRIGO. Como vivo de aquello por quien muero. Pasando del mar las ondas, Que sacrilego y soberbio A los cielos desafia En la campaña del viento, Cuando, arrebatando arenas De lo profundo del centro, Quiere manchar la hermosura De tanto dorado espejo, A Méjico he navegado Tres veces, mas con deseos De ambicion que de codicia, Honrado si, no avariento: Porque, siendo yo en Navarra, Mi patria, de los mas buenos (Que en lo que es tan conocido Ser mi coronista puedo), Le quiero obligar al Rey A que me haga, como intento, Merced de la roja insignia, Portada de ilustres pechos, Testimonio de la sangre Leal, y lucido premio, Que aun despues de muerto sirve De pompa al mármol desierto. Viniendo pues en la flota Ultima con buen suceso, No dado del mar acaso, Debido à piadosos ruegos, Puse los piés en Sevilla, Gran madre y copioso pueblo De admiraciones constantes En edificios soberbios. Vi á Leonor, tu hermosa hermana, Cuyo poderoso incendio. Sin perdonar-lo sagrado. Pidió al alma rendimieato. Con imperioso desden Estragos hizo y desprecios, O por blasonar victorias, O para dar escarmientos. Sabiendo su calidad. Celebrar quise himeneos Con ella, y hacer dichosos Mis años con tal acierto; Cuando el Consejo, que rige Tantos distantes imperios, Adonde el sol y la luna Se hacen tributarios nuestros, Al tiempo que me propuse, Con blando y cortés ingenio, A intercesores felices De tan alto casamiento, Para el servicio del Rey Me llama, dándome en esto Ocupacion mas ilustre, Bien que opuesta à mi amor tierno. Fue la obediencia forzosa : Que en los nobles el precepto De superiores tan sábios

Tiene gran parte de cielo. Supe que un pintor tenia Un retrato de ella, extremo De imitaciones, y amable Robo por ser tan perfeto. Pedisele con el oro, Y resistióse, ofreciendo Copiarle tan fiel, que pueda Ser distinto y ser el mesmo. Juntos los miré en mis manos, Como aqui agora los veo, Y turbada la eleccion, Ocioso tuvo su efeto-Al fin parti con el uno, Que es este, à quien diferencio Por la cinta verde, hermosa Adulacion de el deseo. Adulación de el deseo.
Seis meses há que en Madrid
Estoy de amores tan ciego,
Que aunque muchos cortesanos
Me califican por necio,
La calle Mayor y el Prado,
Teatros tan lisonjeros,
Que halla el rey de los sentidos
Dulce suspension en ellos,
Con diligeneias extrañas Con diligencias extrañas Huyo, excuso y aborrezco, De su tráfago ofendido, De su pompa descontento. Luego que á Madrid llegaste Te vi, y el oculto fuego Que en la sangre esta encendido Puso en tu amor sus extremos. Sin saber por qué, ofrecime A servirte con esfuerzos Tan grandes como tú sabes, Tan fieles como yo siento. Mas cuando en esta pasada Noche retrato tan bello Vi en tus manos, conoci La causa de estos efetos. Quise llevarle à mi casa, Y entre dudas y recelos Junté los dos, y conformes Ser nuo me respondieron.
Fernando, à Leonor adoro;
De mi hacienda y nacimiento
Podrá informarie la corte,
En quien tengo ilustres deudos.
Dimela nor cara esposa: Damela por cara esposa; Que altivo me la prometo, Si no ultrajaren desdichas Lo que abonaren los méritos.

DON FERNANDO.

Aunque tu relacion con cualquier parte Me pudiera causar admiraciones, La mano del sutil pintor venero, Que pudo, siendo fiel, ser lisonjero. (Tómale los retratos.)

Déjamelos ver juntos; joh prodigio , Adonde viene brève la alabanza De la mas elocuente confianza!

DON RODRIGO.

No alabes al pintor, responde luego
A mi importuno amor; à Leonor pido,
Dame à Leonor, ò pediré à los cielos
Que flechen contra ti rayos de ira,
Hijos del fuego que mi pecho espira.
Dame à Leonor; que sin Leonor despreAltivas y gloriosas ambiciones; [cio
Merézcala el amor que en mi se enseña,
Y advierta tu poder à quién desdeña;
Mira que son amor no son Rodrigo. Mira que soy amor, no soy Rodrigo.

DON PERNANDO.

En los casos tan graves mas despacio Consulto à la razou; espera y ama, Y no dés mas aumentos à tu llama. Mucho tienen las bodas de infelices Guando sin eleccion se hacen por gusto; Con pasos caminemos soñolientos, Y no seremos juego de los vientos.

pon rodrigo.
Pues vuélveme el retrato.

¿ Cuál ?

DON RODRIGO.

El mio,

Que con la cinta verde se señala.

No pidas tanto.

DON RODRIGO.

Pido lo que es justo; Que estas no son violencias de migusto DON FERNANDO.

Pues advierte, Rodrigo. En la dichosa Patria donde naciste tengo un tio, Que en la virtud y sangre resplandece, Decoro al tiempo y majestad al mundo, De quien desesperó tener segundo. Con su hijo, y mi primo, hemos tratado Las bodas de Leonor, que han de se-

[guirse Despues de esta venganza generosa, Si los hados la ofrecen venturosa. Y no es bien que mi hermana allá casada El bello robo de su rostro enseñes; Que en las tierras pequeñas aun los bue-

Escándalo y horror hallan en menos. Si fuera en esta corte ó en Sevilla, Con tu casto deleite dispensara, Pues jamás ofendieron los pinceles La honestidad de las mujeres fieles.

DON RODRIGO.

Escúchame, por Dios.

DON FERNANDO.

No habrá razones
Conque puedas vencerme; en casa esbon Rodrigo. [pero.
Oye, detente.

DON FERNANDO.

Estoy algo ofendido.

DON RODRIGO.

¿De quién?

DON FERNANDO.

De aquel pintor que, licencioso, Roba el valiente rostro de mi hermana, Pues le profana su avaricia necia, Que poniéndole en precio, le desprecia. (Vase.)

DON RODRIGO.

¡Ay de mi, cuán vanamente
Esparci mi confianza,
Pues peligro en la bonanza
Por un pequeño accidente!
Desdicha ha sido la mía
Tan singular, que no hubiera
Quien su daño previniera,
Porque no se conocia;
Que ya mi infelicidad
Tanto en mi mal se entretiene,
Que à mis desdichas previene
Invencion y novedad;
Porque es tanta la aspereza
Que en mi estrella conocí,
Que aun ha mudado por mi
Su estilo naturaleza.
Mas ya que aquí me quedé
Con mi espada valerosa,
Hoy en la sangre alevosa
Deste hombre me vengaré.
Pero el no baberle jamás
Visto me puede traer
Daño.

Salen DON DIEGO Y DON GARCÍA.

Déjase entender
Ya por lo menos lo mas.
Yo desde hoy he reuniciado
Aun el mirar sus umbrales;
Que con desengaños tales
No puedo amar obstinado.

DON DIEGO. ¿Aun se está aqui el forastero Que busca á don Lope? DON GARCÍA.

51.

pon Diego.
Y aun me ha parecido à mi,
Por lo que en él considero,
Que este hombre no está gustoso,
Y que el negocio que tiene
Es de gran peso.

Que le hables artificioso.

Déjame solo, y sabrás Despues el suceso todo.

pon García.

Fio del prudente modo
Tuyo que le vencerás;
Y conviene penetralle
El alma, porque no sienta
Don Lope aun sombra de afrenta
En casa que ha de amparalle.

DON DIEGO.

Soy del mismo parecer; Déjame solo.

DON GARCÍA. De modo

(Vase.)

Me voy, que me quedo todo Contigo.

No es menester.— Caballero, ¿á quién buscais?

Ya cuando á misa os partistes, Señor, de mí lo entendistes.

pon Diego.

Por don Lope preguntais; ¿Conoceisle?

No, Señor; Pero el hombre que venia Haciéndome compañia, Que es persona de valor, À lo que de él entendí, Le conoce.

non diego.

Tal.

Pues ¿por qué lo dudais Tanto?

Porque no es así.

DON RODRIGO. ¿Qué certidumbre teneis De que se engañó?

DON DIEGO. Si él fuera

Hombre que me conociera, Viéndome como me veis, Ya me hubiera conocido.

DON RODRIGO.

Luego ¿vos sois?

DON DIEGO. Si, yo soy; ¿Qué me quereis? Aqui estoy Para todo prevenido; Que entonces, porque parti A cumplir con tanta prisa La obligacion de la misa, A conocer no me di.

DON RODRIGO

¿Posible es que pudo errarse En vuestro conocimiento Un hombre de entendimiento?

DON DIEGO.

Es fácil el engañarse.
Yo soy, ved qué me quereis,
Porque, si me lo ocultais,
Justas sospechas me dais
De que otros fines teneis.
Hablad con resolucion;
Que ya no saldréis de aquí
Sin que de vos para mí
Yo conozca la intencion.

DON RODRIGO.

Voy al caso.

DON DIEGO. Al caso id.

pon robrigo. ¿En Sevilla no estuvistes Algun tiempo, y de allá distes Despues la vuelta á Madrid?

DON DIEGO.

No lo niego.

DON RODRIGO.

¿Festejastes A doña Leonor, que es dama Que dió ocasion à la fama (Con lo que vos la infamastes) De espanto y admiracion?

DON DIEGO.

(Ap. Tal mujer no conocí, Pero diréle que si.) Adoré su perfecion, Fué su beldad peregrina, Y aun hoy la memoria adoro De aquel honesto tesoro, De aquella beldad divina. (Ap. Bien le excuso por aquí A don Lope algun disgusto.)

DON RODRIGO.

Vuestro proceder injusto Me trae por ella y sin mi.

DON DIEGO.

Decidme, ¿ cómo entendeis, Señor, de mi vida tanto?

De esto recebis espanto? Sé mucho mas.

DON DIEGO.

¿Qué sabeis?
Decildo, por vida mia.
(Ap. Ya en esto soy mas curioso
De lo que importa.)

DON RODRIGO.

Es forzoso

Cumplir con la cortesia.
Haré lo que me mandais:
Sé que aqui á doña Isabel
Y á doña Inés con infiel
Trato á un tiempo enamorais,
Las que viven en la calle
De el Rio, las dos que son
Madre y hija.

(Ap. Otra ocasion Hallé por examinalle, De la misma que buscaba Diferente, y para mi Mas importante.) Es así,

#### GALAN TRAMPOSO Y POBRE.

Sabeis lo que aun yo ignoraba; Mas vamos à vuestro intento.

DON RODRIGO.
Yo vengo á desafiaros;
Que en el campo he de mostraros
Que es vil vuestro pensamiento,
Pues á la ilustre belleza
De aquella dama ofendistes.

DON DIEGO.
¡Qué vana jornada hicistes
Con arrogante fiereza!
Enfrenar quiero el violento
Golpe de mi noble espada,
Porque esta casa alterada
No se oponga à nuestro intento;
Que yo, cuyo corazon
Està enseñado à vencer,
Huyo siempre de tener
Pendencias de ostentacion.
En el campo con recato
Reñiréis y sin cuadrilla;
Que acuchillarse en la villa
Es batalla de aparato.
Alli vence aun el que muere,
Con virtud jamás postrada,
Y aqui desnuda la espada
Mas resplandece que hiere.
Enviad mañana un criado
Con un papel, y el lngar
Donde me habeis de esperar
Me advertid.

Voy avisado.

DON DIEGO.

Proceded con gran secreto.

DON ROBRIGO.

Tan recatado y prudente,

Que me llamen justamente

Amigo fiel y discreto.

(Vase.)

Sale DON GARCIA.

DON RODRIGO.

DON GARCIA.

DON DIEGO.

Y no poca, para mí.

Cómo se ha entregado en ti Tan violenta turbación ?

Este don Lope ¿ es pariente Nuestro?

DON GARCÍA.

El que si porfia;
Yo de su genealogía
No anduve tan diligente,
Que lo haya averiguado;
Mas por la correspondencia
De cartas y diligencia
Que en mis causas ha mostrado;
El querer que me hospedara
En su casa, que lo hiciera
Si una desgracia no hubiera,
Que el intento le estorbara;
Verle andar con principal
Gente y en traje decente,
Me hace pensar que es pariente
Mio.

No es mala señal;
Pero, con vuestra licencia,
He de averiguar su vida,
Que pienso que anda vestida
De infame y vil apariencia.

DON GARCÍA. Templa, hermano, los verdores De tu ardiente lozania, Mira que se llega el dia De dar fruto entre esas flores; Que ese indicio cauteloso, Quizá en el viento fundado, Puede llevarte arriscado A un precipicio furioso. Navegar mares inciertos Desmiente prosperidades, Porque á las temeridades Se deben pocos aciertos.—

¿Qué es lo que quieres, Marina?

Sale MARINA.

MARINA.

Vuestras primas han enviado Un bien gracioso recado,

DON GARCÍA.

Pasa adelante, camina.

MARINA

Dicen con gran bizarria Que, pues que no vais á vellas, A veros vienen hoy ellas.

DON GARCÍA.

Diráslas que don García, Por no esperarlas, se fue De casa.

Mas cortésmente Responded.

DON GARCÍA. Como lo siente

(Vase.)

El alma, lo pronuncié.

MARINA. ¿Cómo se fué tan furioso?

DON DIEGO. (Ap.)
Si lo que yo sé supiera,
Menos furioso se fuera;
¡Qué huésped tan alevoso!
Mas yo quiero moderallas
La embajada de tal modo,
Que ni me despida en todo,
Ni me empeñe en esperallas,
Por quedar indiferente
Para lo que resultare
De lo que hoy examinare
De este fingido pariente:

Para to que resultare
be lo que hoy examinare
be este fingido pariente;
Que es tal, que despues que of
Su artificioso rodeo,
Traigo becho espada el deseo
Contra él y contra mí.
¿Y querrá que no resista
Mi hermano à tanta vileza,
Juzgando que es gran nobleza

Juzgando que es gran nobleza Dar crédito à un quimerista? Que siendo tan bien nacido (Aunque en eso hablo por mi), Es desconocerse à si El no haberle conocido.

MARINA.

De tu parte ¿qué diré?

(Ap. Responder cuerdo querria, Sin arrogante osadía; Cómo templarme podré?) Diráslas que nos llamó Un ministro de los graves Para un dicho, y que no sabes El gran secreto, y que yo Fni del respeto llevado, Y tambien porque vinieron Dos alguaciles, que hicieron Volver el gusto en cuidado.

Señor-

DON DIEGO. Dilo asi.

De ese modo lo diré-

DON DIEGO.
Engaño, yo os seguiré
Tanto, que acabeis en mi.
A los filos moriréis
De la razon que en mi està,
Aunque mas fácil será
Que vos à mi me acabeis.

(Vase.)

MADINA

Porque estas bodas divierta Don Lope, ofrece copioso
Dinero, tan poderoso,
Que à la traicion me despierta.
El orden pienso guardar
Que me dejo don García, à estas damas su osadia Barbara representar. Olvidaré de don Diego La prudencia con que habló, Cuando modesto intento Templar de su hermano el fuego; Que así pretendo irritar Sus pechos, y con veneno De tantas malicias lleno, Celosa guerra sembrar.
Mas en el arte y el modo
De atención me he de valer,
Que no me quiero perder
Por aventurarlo todo; Que es digno de eternos daños, Casi infierno merecia, El que mal logró en un dia Estudio de muchos años. Parece que ya paró Un coche, no me engañé; Este la trompeta fue Que à batalla me llamó. En mis engaños sutiles Fácilmente han de perderse; Que un esclavo ha de valerse Aun de las fuerzas mas viles.

Salen DOÑA ISABEL v DOÑA INES.

DOÑA ISABEL.

No están mis primos acá?

MARINA.

No están acá, mis señoras; ¿ Quién son las bellas auroras? Duplicado el sol está. ¿ Tales primas en el suelo Mis dueños han conseguido? Parentesco ban contraido Con los luceros del cielo.

DOÑA INES.

¿Qué alentada lozania De su natural salió? Dime, amiga, ¿quién llevó Lisonjas à Berberia? Tierra que palmas produce ¿Cómo lisonjas consiente, Si en ellas tan diferente Fin se reconoce y luce? Antes las palmas severas Virtudes solian premiar, Mas ya saben adular, Como viles lisonjeras.

MARINA.

Apostaré que es doncella.

DOÑA INÉS.

Dime, ¿de que lo inferiste?

MARINA.

Por lo que en la palma diste, Vendràste à quedar con ella.

DOÑA INÉS.

La palma tuve ocasion , Y por eso la tomé.

MARINA. De tu virgen sangre fué Justísima pretension.

DONA INES.

¡ Qué ladina! qué discreta! No tiene precio.

MARINA. Si tengo, Porque à ser vendible vengo, Y no hay cosa tan perfeta, Que, en llegando à ser vendible, No tenga precio y desprecio; Que todo está en darse aprecio.

DOÑA INÉS. Es su donaire increible.

MARINA. ¡Con qué terneza que os miro! Bendigo mí esclavitud , Pues por ella la virtud De vuestras almas admiro. ; Ay, suspiro descuidado! Mas no, cuidadoso fué.

DOÑA ISABEL. Como cautivo se ve, Suspira el pecho abrasado.

MARINA.

No se empeñó mi suspiro En mi triste cautiverio; Causas de mayor misterio Son, que al silencio retiro. En vuestro amor se engendró Este suspiro violento, Y por eso atrevimiento Tan licencioso tomó; Porque si en mi se engendrara, Sordo de el alma saliera, O entre los labios muriera Sin que el viento le gozara. ¿Cómo tú puedes tener Años cincuenta de edad, Y tan perfeta beldad En ellos resplandecer?

DOÑA ISABEL.

¿ Quién lo dice?

MARINA. Don Garcia,

Mi señor.

DOÑA ISABEL. ¿Mi primo?

MARINA

En quien mil señales vi De traidora alevosía. Señora, aunque te dé pena, Te dice esto quien te ama : Cuando te nombra te llama La prima Matusalena; Y hoy, levantando yo un plato, Notando tu ancianidad, Dijo que tenias edad Para cualquier vireinato; Mas yo, que miro esos dientes, Que, à las de el aurora iguales, Sobre esos rojos corales Son perlas resplandecientes, Presumo que se burlaba.

DOÑA ISABEL, Necias burlas son, Marina.

MARINA.

Mia ha de ser la mobina. Pues que contra mi fundaba El engaño que aqui veo Con mis ojos desmentido,

DOÑA INÉS. De mi ¿qué te han referido? Porque saberlo deseo. MARINA.

Dijeron de ti estos dias,

hoy, si no estoy engañada, Que eres mujer tan delgada, Que ser concepto podias , Y aun pluma para escribir En escuelas, aunque en suma Está con pelo esta pluma , Porque sabes maldecir. Don Diego dijo : «Es la niña Toda melindres y enfados, Y un duende de los estrados, Que anda con ropa y basquiña;» Y concluyó (que el decoro Tanto te ha perdido, Inés) Que eres zancarron con piés, Envuelto en seda y en oro.

DONA INES. Bien ves que te han engañado; Descúbrese la quimera, Pues si yo zancarron fuera, Tú me hubieras adorado.

Ved con qué gentil despejo Con el zancarron me dió.

DOÑA ISABEL. El gracejo te pagó En moneda de gracejo.

MARINA. Pues mas piedad pienso fuera Dejar las burlas suaves, Y hablaros en veras graves, Aunque su golpe os doliera.

DOÑA ISABEL. Habla, Marina, di quién Te impide, verdades quiero.

MARINA. (Ap.)

Al fin desnudo el acero.

DOÑA INÉS.

La muerte nos está bien.

Apercebid la paciencia; Que es tal la descortesia De mi señor don Garcia, Que con loca inadvertencia Dijo á voces que se fué Por no esperaros; su hermano, Aunque anduvo mas bumano...

DOÑA INÉS.

Por qué te turbas?

MARINA. No sé

Aunque sí sé; porque vi
Poco menor sequedad
En él, y esta libertad
Se funda, á lo que entendí,
En que traen los pensamientos
En otra parte ocupados,
Divertidos y entregados
Al arbitrio de los vientos,
V bacen tan loca fineza Y hacen tan loca fineza Por damas, que están las tales Léjos de seros iguales En calidad y en belleza.

DOÑA ISABEL. Bien puede amor cegar cualquier deseo Y triunfar de un espíritu constante, Y trimfar de un espiritu constante, Que se opone arrogante A sus violentas leyes, Temidas y adoradas de los reyes. Que esté en otras memorias ocupado Y contra la razon tiranizado Mi primo, ni lo dudo ni me ofendo; Acto de amor jamás le reprehendo, Que es libre el albedrio, Y busca novedades licencioso, One en la inquietud pretende su repo-Que en la inquietud pretende su repo-Mas al ejercitarse En descortés desprecio , En vez de amante, nos le ofrece necio.

Pudiera ser despojos de otra dama, Y ser cortés conmigo; Mas yo ya le prevengo tal castigo, Que en mi satisfaccion, como en su afren Traiga fuerza violenta.

Tanto vuestro decoro han ofendido, Que hablan de vuestro casto honor con saña.

Y el uno al otro cauteloso engaña, Diciendo con espíritu atrevido Lo que yo aun no lo fio de los labios, Que no han de pronunciar vuestros DOÑA ISABEL. [agravios.

Cielos, de las virtudes protectores , Fidelisimo amparo De la honesta esperanza, Castigad esta ofensa; Que tanto atrevimiento Injuria al sol y le apadrina el viento. No es bien que tantos bárbaros errores Manchen de nuestrohonor las castas flo-

Dime, querida Inés, ¿ cómo à los cielos Presentas tus agravios?

Llama es la que fué púrpura en misla-Y el que antes pecho fué, volcan de ce-

Mas yo tengo la espada prevenida, Que con noble venganza, Vida de mi esperauza Será y fin de su vida; Que el esposo que tengo yo elegido No reconoce igual en todo el suelo.

DOÑA ISABEL. El mío prenda fué dada del cielo. DOÑA INÉS.

No puede hacer al mio competencia. DOÑA ISABEL. (Ap.)

¡Ay Dios, cuanto estimara
Poder hablar agora libremente,
Y pasar à los labios desde el pecho
El nombre de don Lope, el desengaño
De esta que competirme ba pretendido
En la eleccion dichosa de marido.

DOÑA INES.

(Ap. Amor, à no ser larga esta licencia, Publicara aquel último secreto Que en mi depositaste, Viera mi madre el venturoso efeto, Pues conociendo que á don Lope adoro, La pusiera ambicion tanto tesoro.) Mas ¿ qué hacemos aqui tan divertidas En nuestra propia injuria? Espire el corazon llamas y furia.

DONA ISABEL.

Administre venganza Crezca fuerzas al daño, Oue en este desengaño Disculpa llevó para mi mudanza.

DOÑA INÉS.

Yo pediré sus armas à los cielos. DOÑA ISABEL.

Bástanme ámi las que me dan los celos. (Vanse dona Isabel y dona Inés.)

MARINA.

MARINA.

Arded, arded las dos; que así conviene
A aquel que en esforzar estos engaños
Puesta su dicha tiene,
Pero yo, al escapar de tantos daños,
¿Cómo sin daño puedo?
Mas, ay jqué tarde me ha llegado el mie¿De qué efeto será llegando tarde? [do!
Animáos pues, espíritu cobarde,
Sigamos nuestra suerte,
Pues es accion glogiasa. Pues es accion gloriosa,

O sacudir la esclavitud odiosa , O entregarse à los filos de la muerte; Que despues dels angriento y negro oca-De sus trágicos pálidos horrores [so Amanece la fama en resplandores, llustre asúnto me provoca y llama, Morir infame y renacer en fama.

Vase, y al tiempo que vuelve las espaldas, sale MONDEGO y llamala.

MONDEGO.

Ah señora! to, to, to, Quien la dijo sal ahi, Que se nos sale de aqui? Diga, ¿por qué no ladró Cuando me sintió que entraba?

Oh finísimo picaño! Así me dieran el paño. MONDEGO.

Por Dios, bellisima esclava. Bravos ojazos ; si aguzas Sus rayos, yo me perdi; Por Dios, que en sus niñas vi Dos valientes moros Muzas. Cautivan almas, despojos De que à poblar los veniste; Que el Argel donde naciste Te trujiste acá en los ojos.

MARINA

Preguntote, por mi vida, ¿Qué tabernero te dió Vino tan cortés? Que yo Debo estarle agradecida. ¿ Cuándo yo te he merecido Favor que es tan singular, Que aquí vienes á gastar La alegría que has bebido? MONDEGO.

¿ Desprecias requiebros mios ? MARINA.

Antes los juzgo amorosos; Que requiebros tan vinosos No serán requiebros frios.

MONDEGO.

Ojos tiernos, tu belleza Cuando la miro me debe...

MARINA.

Ojos tiernos en quien bebe Son achaque, y no fineza. MONDEGO.

Tus dos mejillas, Señora, Se cortaron ...

MARINA. No soy vana. MONDEGO.

De las mantillas de grana En que envuelven à la aurora; De tus dientes excelentes No hablo nada.

MARINA. ¿Cómo así?

MONDEGO. Porque es pulla para ti Hablarte, Marina, en dientes. ¿ Tenemos algo de nuevo

En aquel punto? MARINA. Si, ven;

Que quiero que sepas bien El suceso. MONDEGO.

Va le apruebo. Vé delante.

MARINA.

¿Por que atajos Buscas?

MONDEGO.

Tus dientes temi; Quiérolos librar así De peligro à mis zancajos.

MABINA. Defante has de caminar Esta vez, y no te alteres, Porque si acaso cayeres, Te pueda yo levantar.

Voy delante.

MONDEGO. MARINA

Y yo te sigo; Librete Dios que te corra. MONDEGO.

¿Por qué?

MARINA.

Soy perra, y tú zorra.

MONDEGO.

Al fin voy con mi enemigo. (Vanse.)

## JORNADA TERCERA.

DON LOPE, MONDEGO Y MARINA.

DON LOPE.

Ya de mi estos ignorantes Se recelan?

Si, Señor.

MONDEGO.

Mira si entienden la flor Estos leones amantes. Pocas burlas con leones. Que à la primer manotada Te dejaran desollada La piel de tus invenciones. La piel de tus invenciones.
Y en quitándote (;oh gran daño!)
Esta piel de caballero,
Quedas (decir te lo quiero)
Hecho un cadáver picaño.

DON LOPE.

No los temo.

MONDEGO. ¿La razon? DON LOPE.

Pinta Isopo à la raposa Siempre engañando ingeniosa La fiereza del leon. (*Háblale al oido.*) Llega el oído y aplica El entendimiento en él.

MARINA.

El caballero novel Tiene inventiva tan rica, Que con diversa tramoya El juicio les volverà A mis dueños, y será Segundo Sinon en Troya.

MONDEGO. Oh qué ingenioso procedes! Sutilisima invencion; Si aciertas la ejecucion Darte parabienes puedes.
¿Cómo hallas tan varias tretas
Para mentir? Yo he pensado
Que es tu consejo de Estado
De sastres y de poetas.

Por Dios, peregrina union; ¿Como se pueden unir?

DON LOPE.

En el hurtar y el mentir Una misma cosa son.

MARINA.

Los poetas à los sastres Bien pueden ser comparados, Pues, segun son desgraciados, Todos ellos son desastres.

Ya no, gracias al Mecénas , Cuyas fertiles olivas Ofrecen luces tan vivas A nuestras musas amenas.

MARINA.

Oye! que mis dueños vienen.

DON LOPE.

Qué presto que los oyó!

MONDEGO.

No los oyó, los sacó Por el olfato; que tienen Narigudo natural Los perros, que á su señor Conocen por el olor.

Salen DON GARCÍA Y DON DIEGO.

DON LOPE.

No hablas bien si no hablas mal. Ya va de juego, ten cuenta : (Cae don Lope.) Jesus, Jesus!

MONDEGO. Él cayó. DON GARCIA:

¿No es don Lope? ¿Qué le dió? MONDEGO.

La triste pasion violenta Que se le suele cargar Sobre el corazon.— Marina, Quitémosle esta pretina ; Tambien me ayuda á quitar Los botones.

MARINA.

¿ Qué mas quieres? MONDEGO.

Estas vueltas le aflojemos De los brazos; no valemos Los hombres, sin las mujeres, Nada en una enfermedad; Por Dios, que es gente piadosa.

MARINA.

Llevarle á la cama es cosa Mas segura.

MONDEGO.

Gran piedad. Seguir tu consejo quiero; Vamos, que yo he de ayudarte. (Levantante del suelo entre todos, y cae-sele un papel del pecho a don Lope.) Hasta en esto has de mostrarte? Cantar tu piedad espero.

DON DIEGO.

:Oué dichoso es el marido Que tiene mujer suave En dolencia larga y grave , De su agrado socorrido! Qué bien le sabe servir! Qué apacible le entretiene!

MONDEGO.

Es por el gusto que tiene En pensar se ha de morir. Si es que le asiste à curar, No es por lo bien que le ama. Mas por cobrar buena fama, Para volverse à casar Fines lleva no entendidos En aquellas obras mudas; Que hay mujer mano de Júdas, Que es toda mata-maridos. (Entrase Mondego, con don Lope en los brazos.)

DON DIEGO. Este papel se cayó A don Lope, que en el pecho Le traia, y satisfecho Quedaré con verle yo.

DON GARCÍA. Eso no, por vida mia; Que se le hemos de volver Sin leerle ; que viene á ser Genero de alevosía Leerle sin su voluntad.

DON DIEGO. Leerle con la mia quiero.

DON GARCÍA. No es accion de caballero, Sino mucha liviandad.

DON DIEGO. Yo para esto degradarme Quiero de la fantasia De tanta caballeria; Por Dios, que he de aventurarme.

DON GARCÍA. Mirad que le romperé.

DON DIEGO. No romperéis, vive...

> DON GARCÍA. Hermano,

No jureis.

DON DIEGO. Quitad la mano, Si así no excusais que os dé Luz de tantas invenciones; Que yo del papel confio Que no vendra muy vacio De engaños y de traiciones. No beber el desengaño Quereis; pues ello ha de ser, Prevenios á beber La muerte de vuestro engaño.

DON GARCÍA. Estoy tan persuadido De vos, que diré que si Para vos, no, para mi.

DON DIEGO. (Abre el papel y léelo.) Tambien me daréis oido. Firma el conde Pinabelo; Veis cômo hay mucho que ver?

DON GARCÍA. Presto; que puede volver Mondego.

DON DIEGO. Justo recelo.

(Lee.) « Habiéndoos pedido por un papel, de mi parte y de la del mar-qués Fabio, advirtiésedes á vuestros »huéspedes excusasen el acudir de no-» che à la calle de aquellas damas ma-»dre y hija, por excusar el aventura-»llos y el aventurarnos, dijistes al »criado de palabra que esos caballe-»ros eran vuestros huéspedes y deu-» dos, y que á tan libre peticion responderiades mejor con la espada que con la pluma; advertidme con el por-tador donde me quereis dar esa res-»puesta, y sea luego. Dios os guarde. »— El conde Pinabelo.»

DON GARCÍA. Suspenso os babeis quedado, Vuestra injuria babeis leido; Por don Lope ha respondido El cielo, en él agraviado. Con el fuego de amor fiel, Que en este papel esconde, Gallardamente responde Por nosotros y por él. No seais ingrato, por Dios,

De hoy mas; que, en la opinion mia, Cuanto por vos respondia Os está acusando á vos. ¿Quién tal caso no admiró, Pues él os dió y vos le distes, Él bien que no merecistes, Vos mal que no mereció? ¿Al fin callais?

DON DIEGO. Os confieso Que me da bien que pensar El suceso, y por pagar Lo que debo á este suceso, Y tambien satisfacer Unas dudas que hay en mí, Que fácil las admití, y no las puedo vencer, Al alférez he de hablar Don Martin, que há muchos años Que á don Lope trata.

DON GARCÍA. Extraños

(Vase.)

Caminos quereis buscar. DON DIEGO.

Voyme, porque ya anochece, Y esta hora señalé De verme con él.

DON GARCÍA.

Que jamás os amanece. De esta ofensa á mi me alcanza Aun mas que mi hermano piensa; Que es en mi mayor la ofensa Que en él la desconfianza ¿Qué hace el enfermo, Marina?

#### Salen MARINA y MONDEGO.

MARINA.

Siéntese mas aliviado. DON GARCÍA

Gracias doy á tu cuidado. MONDEGO.

Es enfermera divina.

DON GARCÍA.

Como á mi propia persona Le regala; no he tratado Caballero mas honrado.

MONDEGO.

Señor, tu virtud le abona.

DON GARCÍA. La virtud que asiste en él Le ilustra y le califica, Que es joya preciosa y rica, Digna de su pecho fiel.

MONDEGO.

Vos le honrais.

DON GARCÍA. Bien justamente;

Que á un varon tan valeroso Mas le amo por virtuoso Que por mi deudo y pariente. (Vase.)

Sale DON LOPE.

DON LOPE. Qué bien hizo su papel El papel!

MONDEGO.

Tú has negociado Barato, pues no ha costado Matar fuego tan cruel Mas que solamente un pliego De papel (hazaña brava). No peusé que se mataba Jamás con papel el fuego, Y mas fuegos semejantes

Al que aqui vimos arder, Porque el papel suele ser La leña de los amantes, Principalmente de aquellos Que son, con necias lisonjas, Trasgos de tornos de monjas, Que el papel habla por ellos.

DON LOPE. Razon será que confieses A mi ingenio este blason.

Poco papelistas son Estos amantes leoneses. Mal ser fulleros mostraron; Que amor quiere penetrarse.

No supieron descartarse, Y encartados se quedaron. DON LOPE.

Esta vuelta de cadena Recibe, Marina mia, Y espera de mí, confia.

MONDEGO.

MONDEGO.

Oye, señora morena,
Mire que no espere nada
Mas que lo mismo que ve;
Que el espera siempre fué
Dádiva desesperada;
Y así, yo tan solo creo
En lo que miro presente;
Que el espera es propiamente
Dádiva para un bebreo.
Solo en la esperanza como
De Dios, porque esta es efeto. De Dios, porque esta es efeto.

DON LOPE. Por eso dijo un discreto Que es Dios lindo mayordomo.

MONDEGO.

Verdad es que experimento Con mas verdad cada dia.

DON LOPE.

(Vase.)

El que la dijo tenia Claro ingenio y nacimiento. MONDEGO.

Buena cadenilla, y tal, Que en ti cobra mas tesoro, Porque se realza el oro En tus manos de cristal.

MARINA. Cristal yo? Quita, desvia;

Caro requiebro. MONDEGO.

> ¿Por qué? MARINA.

Porque si es de cristal, fué Comprado en la plateria.

MONDEGO. Por jazmines las celebro.

MABINA.

Mal requiebro. MONDEGO.

¿Por qué mal? MARINA.

Es requiebro temporal, Pasa junio y no hay requiebro; Esa alabanza florida Casi à ser injuria viene,
Porque es tan mortal, que tiene
Solos dos meses de vida.
Oir requiebros quisiera Nuevos à la poesia, Sin ir à la plateria Ni esperar la primavera.

(Vanze.)

Sale DON RODRIGO, solo.

DON BODRIGO.

Caminando voy, sin ver Dónde me llevan las plantas, Veloces mas que felices; Que traen las desdichas alas. Oh imperio duro de amor, Con cuanto dolor del alma La sombra del sol perdi, Que fué luz de mi esperanza! Perdi una tabla en el tiempo Que con las ondas airadas Peleaba de mi fortuna, Y anegaréme sin tabla. Este es el campo, y aquellas Son las puertas de la casa, En quien don Lope fabrica Torres á sus esperanzas. Aqui es doude don Fernando Y yo la noche pasada Quisimos hacer su sangre Triunfo de nuestras espadas.

#### Sale DON FERNANDO.

DON FERNANDO.

A don Rodrigo parece Aquel que en acciones varias Gran divertimiento muestra Por culpa de mi ignorancia. Quitéle el retrato al tiempo Cuando en él pude à mi hermana Dejar resguardo à sus bodas, Por si las primeras faltan, Vana presuncion de el hombre. ¡Qué facilmente se engaña Aquel que alargar se deja De su altiva confianza! Qué mal consejo fué el mio, Pues la persona bizarra De don Rodrigo pregona De él virtudes soberanas! Qué airoso que se pasea Con gentileza bizarra! Con gentileza bizarra:
La espada empuña; ¿si busca
De mis desprecios venganza?
De tanta cólera ciego,
No me ha visto, y como se halla
En este campo tan solo,
Habla airado en voces altas.

DON RODRIGO.

Mataréle, vive Dios.

DON FERNANDO. Matar dijo, gran palabra; Parece que estos son fieros Con que à mi vida amenaza.

DON RODRIGO.

Pagaráme la osadía.

DON FERNANDO. Si acaso osadia llama El quitarle yo el retrato, Sera soberbia arrogancia. Desatemos estas dudas; Que hablándonos cara á cara, El romperá su silencio, Yo venceré mi inorancia.— Qué haceis, señor don Rodrigo? ¿Quién os turba y sobresalta?

DON RODRIGO.

Oye, Fernando, y sabrás De tantas iras la causa. Despues que sin el retrato Me dejaste entre las llamas De mis altivos deseos, Tributarios de la parca En casa de don Garcia, Donde tù conmigo estabas, Entró ese don Lope, aquel Que fué nube de tu fama.

Hablóme, y recebí espanto, Porque, habiendo tú su cara Visto, le desconociste, Visto, le desconociste,
Mas son del tiempo mudanzas.
Quedamos desafiados,
Y que yo le señalara
Por un papel, fué concierto,
El campo, el dia y las armas.
Mas apenas me parti
Para disponer la traza,
be que di cuenta à un amigo
Digno desta confianza,
Cuando él, que bien le conoce
Hà dias, me dijo tantas
Vilezas de sus costumbres. Vilezas de sus costumbres Que me ofendi en escuchallas, Pues por lo menos le habian En el rostro y las espaldas Hecho afrentas vergonzosas Sin defendello su espada. Yo sé bien que de este campo Noche alguna apenas falta, Con ofensa de estas rejas, A quien dice que idolatra. Y verteré su sangre vil, Y si aquí, por mi desgracia, No viene antes que amanezca, Le he de matar en su cama. Tan lleno de este furor En mi pensamiento estaba, Que dije à solas conmigo, Vertiendo veneno el alma: « Mataréle, vive Dios,» Y despues con mayor saña: «Pagarame la osadia,» Como si con el hablara.

Que soy tu mayor amigo, Y muy galan de tu hermana. DON FERNANDO. (Ap.)

Yo cumpliré la promesa

Mostrando en fipeza tanta

Engañóse mi discurso. Oh presuncion necia y bárbara, Pues lo que fué en mi defensa, Yo por mi ofensa juzgaba! Sin duda que es don Rodrigo Gran caballero en España; Que este valor generoso Nace de valiente causa. A mi hermana darle quiero, Pues que mi primo dilata Estas bodas, fiel indicio De que no sabe estimallas.

DON RODRIGO.

Daréle muerte esta noche; Porque yo larga distancia Tengo de estar de Madrid Manana al nacer del alba.

DON FERNANDO.

Cómo, don Rodrigo? ¿Dónde Te partes?

DON RODRIGO.

Voy à Navarra, Que desde allà de mi padre He recebido una carta En que el venerable viejo Dice que le sobresaltan De la mas comun y cierta Aquellas últimas ansias. Solo ocasion tan forzosa, Solo tan urgente causa Pudiera llevarme; jay cielos! Que en las últimas palabras Dice que lo que le obliga Mas á verme antes que salga De este mundo, es darme el órden (Aquí el ánimo me falta) Que he de tener en casarme, Porque ha elegido la dama.

DON FERNANDO. Casar te quieres, Rodrigo? DON RODRIGO. Yo no quiero, él me lo manda. Mira la carta.

> DON FERNANDO. Obedezco.

DON RODRIGO.

Al fin con mis propias plantas Pasos doy hacia la muerte, Y será ventura hallaria. Hasla visto?

DON FERNANDO. Si, la firma Quiero ver, ver y besalla; ¿ Don Diego de Beamonte Es tu padre?

DON ROBRIGO. ¿ Qué te espantas? DON FERNANDO.

Porque es tu padre mi tio, Pero di, ¿ cómo te llamas Mendoza?

DON RODRIGO. Porque el hacienda Muda el apeliido y casa.

DON FERNANDO. De esto ha nacido el engaño; De tan forzosa inorancia Se apadrina mi disculpa. Toma los brazos y el alma; Primo, tu esposa es Leonor.

DON RODRIGO. En las mayores borrascas Se pacifican las ondas, Los vientos su fuerza amansan.

DON FERNANDO.

Sabe, primo, que ella es La dama que te señala Por esposa, y podrás verlo De cartas que me acompañan. Pero antes que consigas Su mano hermosa, con manchas De la sangre de don Lope Tengo de lavar mi fama. La noche llega, y escura, Tanto, que pienso que traza La muerte de este alevoso Que de sus sombras se ampara. Muera el aleve.

DON BODRIGO. No dudes Mas oye una industria extraña, Y es, que si acaso justicia, Como en el lugar hay tanta, Al mismo tiempo llegare De la ocasion, por templalla V hacella que nos respete,
Hemos de usar de esta traza :
Tú has de llamarme el Marques,
Yo à ti el Conde, y será causa
De que sí nos retiramos,
Si no es grande la desgracia,
Elijan el no seguirnos.

DON FERNANDO. Con tal prudencia lo trazas Que me obligas à entregarte Un gran tesoro del alma. Los dos retratos recibe; Que es bien digna confianza, Si has de ser dichoso dueño De el original que aguardas. DON RODRIGO. (Habla con los dos retratos.)

Oh vosotros, del sol copias mas bellas, Donde tanto se esfuerzan los colores, Que ambiciosas os buscan las estrellas

Por robaros robados resplandores! Cómo pudo el pincel copiar centellas, A Como pudo el pincel copiar centen. Mentir acciones y fingir ardores? Suprema fué de el arte valentía En fe de la verdad que aqui mentia. Retratos de Leonor os miro, y tales, Que, viendo perfecion tan ingeniosa Os juzgo ser, como ella, originales, Viva verdad, no sombra mentirosa; Porque su luz, que en rayos inmortales Suave nace, y crece prodigiosa. Os ha tan igualmente conmutado, Que sois conmutacion, y no traslado. Cualquiera de vosotros me parece Unico, aunque sois dos (suma grande-Duplicados el número os ofrece, [za), Y unicos os propone la belleza; Eterno oriente sois, que permanece, Sin que decline el sol de la fineza De aquel nativo resplandor primero, Jamás occidental, siempre lucero. A vosotros consagra por trofeos Mi vista sus espiritus sutiles, Porque aqui ve excedidos los hibleos, Y halla mas ilustrados los pensiles; Canora voz de espíritus orieos, O sacra emulación de los abriles Mas fértiles os cante; que yo en tanto Aprisiono la voz y espero el canto.

DON FERNANDO.

Vuelve à pedir el alma à los pinceles, Mira que te la llevan fugitiva; [lieles, Que no es bien dar à sombras, aunque Lo que se debe à la belleza viva; En esta imitacion no te desyeles, Pues te aguarda virtud mas atractiva; Mira que viene gente, escucha, espera.

DON RODRIGO.

Vengar la injuria de este sol quisiera.

#### Salen DON GARCÍA Y DON DIEGO.

DON DIEGO.

Supe que este don Lope es embustero, Y que en la corte pasa introducido A la gran dignidad de caballero; Al fin, es caballero permitido. Comprólo con lenguaje lisonjero Y con temeridades de atrevido; Que aquí tal vez se premian osadías Y son las libertades bizarrias. El marqués Fabio, el conde Pinabelo Fueron fantasmas que formó su enga-

Con que injuriando à la verdad del cie-

Manchó esta casa y fabricó su daño;
Mintió culpas el vil, con que su celo,
Que fué tan atrevido como extraño,
Dando veneno en la fingida afrenta,
Irritar nuestros ánimos intenta.
De vuestra liviandad estoy corrido,
Que abraceis por legitimo pariente.
Sin haber gran exámen precedido,
Al que trofeos y blasones miente:

DON GARCÍA.

¿Testigo fiel no hicistes vuestro oído A quella noche, y vistes libremente Hablar aquellos hombres embozados?

DON DIEGO.

No hay secreto constante en los criados; Porque el suyo hacontado cómo fueron Los dos de aquella fábula inventores, y aquellos dos señores se fingieron, Ostentando mentidos resplandores; Que á la fortuna así imitar quisieron. Que tal vez pasar suele á los honores Mas altos los mas viles velozmente, Sin aplauso y con queja de la gente. Don Garcia. [gaño, Pues yo aun sigo las sombras de mi en-Y en esta calle basta el brillar del día Tengo de estar, pidiendo al desengaño Mas luz que el rayo de el oriente envia; Al Conde y al Marqués busco y condaño Castigo justo y fiel de su osadía, Verter su sangre en este campo espero, Dando insignias de púrpura al acero.

DON FERNANDO. ¿Si este don Lope es?

DON RODRIGO.

No lo parece.

DON FERNANDO.

Sus pasos seguirê.

DON RODRIGO.

Los tuyos sigo.

DON DIEGO.

Hàcia acá viene gente.

DON GARCÍA.

Don Diego, acometamos, vén conmigo.

pon nourigo.
Pienso que la pendencia nos ofrece

Esta gente.

DON FERNANDO.

Si no es nuestro enemigo, Habemos de reñir?

DON RODRIGO.

Yo refiiria,

Porque huir la ocasion es cobardía.

Yo siempre lo he tenido por prudencia.

Cuando no está á los ojos; mas llegada, En cualquier hombre noble es indecen-

Negalla el rostro y retirar la espada.

Desocupad la calle.

(Ponen mano.)

DON RODRIGO.

Esa violencia La veréis en los dos ejecutada,

Oh loco cuanto vano atrevimiento!

Oh aleves! vuestro fin será violento.

Defiéndense los dos con gallardia.

Salen TRES EMBOZADOS, con una linterna.

DON FERNANDO.
Por allí pasa luz y viene gente.
Retírese, Marques, vueseñoria;
Que es la justicia.

DON RODRIGO.

Si; que es indecente, Conde, que aqui nos balle. (Vanse don Fernando y don Rodrigo.)

DON GARCÍA.

Al claro dia

Iguala tanta luz.

DON DIEGO.

Vamos.

DON GARCÍA.

Que no son la justicia, y cuando sea, Qué importa que nos halle y que nos Ya se fueron. [vea?

DON DIEGO.

Quisiera haber reñido Antes con estos por el libre modo Con que nuestres semblantes han he-

DON GARCIA.
En Madrid se sufre todo.
DON DIEGO.

Yo entodaspartes soy muy mal sufrido.

Yo en la corte à su estilo me acomodo; Que no me toca à mi fabricar leyes A los ojos sagrados de los reyes. Ya el vil nombre no darás A don Lope de embustero; Que à tan noble cabaltero Mas reverencia tendrás. Ya al Marqués y al Conde oiste.

DON DIEGO.

Si, pero aun queda mi pecho De este hombre mai satisfecho.

DON GARCÍA. De los hombres principales Habla con estimacion: Que es igual obligacion Hablar bien de los iguales. Con fácil credulidad A sus émulos creiste, Error con que desmentiste Nuestra antigua calidad. ¿Quién duda que te hallarias En un corrillo de aquellos Que peinan barba y cabellos adulteran damerias' Y admirando sus valientes Brios vanos, tal te hiciste, Que el veneno recebiste De estos Narcisos serpientes. Si es que te quieres casar Y dispensar liviandades, Sin ofender calidades De otros, te puedes manchar; Que, vive el cielo, que estoy... El lo sabe.

DON DIEGO.

Hermano, espera, Y el respeto considera Que por anciano te doy. Suspende tan vanas furias, Corrige vanas pasiones, Y de las reprehensiones No hagas parte las injurias. ¿Cómo me das casamiento Tan desigual y engañoso, Cuando ves que estoy celoso Aun de los pasos del viento? Yo no niego lo que vi, Que fuera temeridad, Mas tambieu haré verdad Lo que de don Lope oi.

DON GARCÍA.

¿ Adonde?

DON DIEGO. En este lugar Mismo; porque quien espera, Aun mas de lo que quisiera Tal vez suele averiguar.

dol sueño vencido

Yo estoy del sueño vencido.

DON DIEGO.

Lo mismo es que de el engaño;
Mal verás al desengaño
Cuando de él te hallas rend do.
Alienta las luces muertas
De tus ojos, mal vencidas;
Que diligencias dormidas
No hallan verdades despiertas.
Noble y perfeta hermandad
Te obliga á asistir conmigo;
De tu verdad fui testigo,
Seráslo de mi verdad;

#### GALAN TRAMPOSO Y POBRE.

Y si es que acaso engañoso Fuere el discurso en que espero, Serás solo el verdadero, Y yo el vano y sospechoso. DON GARGIA.

Escucha; que por alli Viene gente, y recelosa.

DON DIEGO. Por si llega cuidadosa, Retirémonos aqui.

#### Salen DON LOPE Y MONDEGO.

MONDEGO.

Al fin das en proseguir Este engaño?

No es engaño Si de mi pobreza el daño Quiero con alas huir. He vivido de artificio Tanto tiempo, que uo sé Ya qué tretas usaré En tan peligroso oficio.

MONDEGO. Oh poltron, que al floreciente Ingenio dejas rendir!
¿En el campo de el mentir
Te estrechas tan cortamente?
No eres lucido oficial; Con serte poca tarea, Breve invencion, flaca idea, Descontentame el candal. Tus engaños por mas daños Los veniste à recebir, Pues te dieron el mentir Tasado hasta ciertos años. Admiracion grave siento, Y es su fundamento fuerte Que no mienta hasta la muerte Quien miente de nacimiento.

DON LOPE Tambien se acaba el fingir, Digo el sutil y curioso.

MONDEGO.

Miente menos ingenioso. DON LOPE.

Es insolente mentir. En un rico casamiento Y que tenga calidad Pongo mi felicidad, Bien honrado pensamiento; Y este le he de conseguir Buscando aun los viles medios; Que no ha de excusar remedios Quien no se quiere morir. Salióme mal en Sevilla Este intento; aqui no sé Cómo de el caso saldré.

MONDEGO. Tu empresa me maravilla. DON LOPE. Llama á la ventana.

DON DIEGO. (Ap.)

Se acercan á la ventana.

DON GARCÍA. (Ap.) Empresa necia, y ¡ qué vana Aun la intencion les saldra!

DON DIEGO. (Ap.) Deja que llamen primero, Y espera el suceso.

DON GARCIA. (Ap.)

Con sangre de hombre de bien No desnudara el acero? DON LOPE.

Mondego, llama tan récio, Que las bagas despertar.

MONDEGO.

Quieres que hasta en el llamar Haga el examen de necio?

Tú no has menester examen, Bastante aprobacion tienes. MONDEGO.

Parece que à dar me vienes Un prevenido vejámen, Y al tiempo de amanecer Será como el tiempo frio. DON LOPE.

Llama.

MONDEGO.

Será desvario Tan dulce sueño romper, Como en el sueño me empeño Siempre con tal voluntad, Trato con gran caridad De mis prójimos al sueño; Porque el sueño, si se advierte, Es, con virtud conocida, Parte mayor de la vida, Aunque imágen de la muerte.

DON LOPE.

Deja de filosofar.

MONDEGO.

Hágolo muy pocas veces.

DON LOPE.

Y esas desprecio mereces, Porque llegas á cansar.

DON DIEGO. (Ap.) Don Lope es este; sali. Con mi intento. He conocido

Talle y voz. DON GARCÍA. (Ap.) Estoy corrido De que jamás lo creí.

¿Oyes?

DON LOPE.

¿Qué?

MONDEGO. Las cinco dan, Y el alba empieza á reir De que nos ve sin dormir Cuando ellas durmiendo están. En la esquina de allí enfrente Pienso que gente he sentido.

DON LOPE. Yo tambien, y he prevenido.. MONDEGO.

Di lo que tu ingenio siente. DON LOPE,

El irnos pues con el día. Aquí es imposible hablar; Que despues en mi lugar Vendrá la africana espia.

MONDEGO.

Oh! la Marina es princesa De berberiscas esclavas Solo con menear las habas Hace jardin de una artesa. Suele el infierno cercar Con sacrilegos conjuros, Y pues le cerca los muros, Sin duda le quiere entrar. Siempre mormura entre si, Y es que trae allá consigo Algun familiar amigo; Con quien razona.

> DON LOPE. Ay de ti! MONDEGO.

Ay de ella es lo verdadero, Mas ; ay de mi, que podria

Tener aqui por espia Algun duende gran parlero! ( Vanse los dos.)

DON DIEGO.

Yo consegui la vitoria. DON GARCÍA. Con la luz que el alba da

Todo lo he visto. DON DIEGO.

El se va Con nuestra pena y su gloria. Vive el cielo, que quisiera Haberle aquí castigado, Porque donde fué culpado Ejemplar pena tuviera; Que si aqui los instrumentos De mis aceros bañara, A estas piedras les dejara Sangre suya y escarmientos. ¡Ah hermano! yo la nobleza Alabo de tu bondad, Mas tanta credulidad Fué liviandad y flaqueza; Que hombre tan ceremonioso En las acciones que hacia Mas atentas descubria Un animo cauteloso; Y te prometo ...

DON GARCÍA. No mas, Hermano ; que es dar veneno Al pecho, que tengo lleno De un volcan.

DON DIEGO. Rendido estás. DON GARCÍA.

Tan rendido y tan furioso, Que por poderme vengar Que por poderme vengar
Mas presto vengo à estimar
El estar de mí quejoso.
¿Qué esta liviandad se vea
En mujeres principales,
Y que yo de amigos tales
Tanto crédito posea?
¡Oh corte, toda aparato,
Fábula y ostentacion,
Prevenida en la invencion Y cautelosa en el trato! Dos dias no pienso estar En Madrid.

Que no es culpado Madrid; tú si, que has dejado Tus esperanzas burlar. Que à ningun lugar debemos Mas, si somos ingeniosos, Pues contra los cautelosos De ellos mismos aprendemos; Con que así en los mismos daños Los remedios nos previene, Porque en sus engaños tiene Escuela de desengaños, La corte es la verdadera Clase, ilustra entendimientos; Los demás son rudimentos, Esta es la linea postrera.

DON GARCÍA. Sea ilustre y generosa; Que yo hallo mas ganancia En mi sincera ignorancia Que en su malicia ingeniosa. Al lin me quiero partir A una amena soledad, Donde sonora verdad Pienso à las aves oir. Pues como fieles amantes, Sin artificios traidores, Cuando cantan sus amores Dicen verdades constantes. Pero antes he de hablar

A estas mujeres; que intento Castigar su atrevimiento.

DON DIEGO. ¿Si te quieres despeñar? DON GARCÍA.

Dime, ¿qué mas despeñado?

DON DIEGO. ¿Llamas? Estarán durmiendo.

DON GARCÍA. Las ventanas van abriendo.

DON DIEGO

Pues ; para qué han madrugado? DON GARCÍA.

Ayer supe yo que habian De ir Atocha esta mañana Que à esta empresa soberana Devotas se prevenian; Que aunque en vida libertada Viven con desasosiego, Cenizas tienen del fuego De esta devocion sagrada.

DON DIEGO.

Ya ellas salen.

DON GARCÍA. Bien sabia

Yo que habia prevencion. DON DIEGO.

Madrugó la devocion: ¡Qué temprana romería!

#### Salen DOÑA ISABEL Y DOÑA INÉS.

DON GARCÍA.

No llegues; que desde aquí Mas atentos las verémos; Aunque no, llegar podemos. ¿Qué te parece ?

DON DIEGO.

Que si.

DON GARCÍA.

¿Adonde tan de mañana?

DOÑA ISABEL. Respuesta dar no debia A vuestra descortesia.

DON GARCÍA.

Si haréis: que sois cortesana. Y estais en el proceder De la corte puntual.

DON DIEGO.

En el campo estamos mal.

DOÑA ISABEL.

Visita no me ha de hacer En mi casa el que se huyó De la suya cuando en ella Puse los piés.

Impedirlo.

DON GARCIA. Merecella Aun por eso pienso yo; Que despues que al Pinabelo Y al Fabio marqués y conde Vuestro gusto corresponde Sin el honrado recelo, Tendréis por muy buen partido Que no os vea el que pudiera

DOÑA ISABEL.

No creyera Que érades tan atrevido, A no ver el licencioso Lenguaje que agora usais, Plática en que ya mostrais Ser mas libre que curioso. Las mujeres no podemos, Aun las de mas altos nombres, Excusarles à los hombres Sus extremados extremos. Las vanas galanterias

Que el Conde y Marqués tuvieron, Si como fuego nacieron , Fueron humo en breves dias, Pues cuanto ellos arriscados Siguieron su liviandad, Con igual velocidad Volvieron desengañados. Mas ¿para qué cuenta os doy A quien ni debo ni es justo?

DON GARCÍA. De este proceder injusto. Señora, admirado estoy.

DOÑA INÉS.

Esto siempre lo veréis.

DON DIEGO.

¿ Por qué el discurso rompeis?

DON GARCÍA. Escuchad las dos, oid. Si la noche que mi hermano En Madrid puso los piés, Que há tan poco tiempo, que es Aun moderno cortesano, Los dos la puerta paseaban, Y en altas voces decian Que de este jardin tenían El fruto que deseaban, ¿ Cómo con tanto furor Lo que es tan cierto negais, Y dar sombras procurais A tan claro resplandor?

DOÑA ISABEL.

Pues si apenas bá diez dias Que aquí tu bermano llegó. DON DIEGO.

Tantos há que vine vo.

DOÑA ISABEL.

Si es así, ¿cómo podias Ver á los que están ausentes Há cuatro meses y mas? ¿Que en ser quimerista das? Que tan sin vergüenza mientes? Cuándo esos hombres tuvieron avores, aun de las vanas Vistas que dan las ventanas, Que para ellos no se abrieron? A toda la vecindad Examina, y sabrás de ella Si es resplandeciente estrella

La de nuestra castidad. DON GARCÍA.

¿Esto niegas DOÑA ISABEL.

¿Esto afirmas? Ni eres noble ni pariente Mio, pues tan libremente En tu opinion te confirmas.

DON DIEGO.

Esto no es para tratado En el campo; aquí entrarémos En tu jardin, y podrémos Hablar con menos cuidado, Ya que alla dentro no quieres Darnos lugar.

DON GARCÍA.

Estamos mas bien.

DOÑA ISABEL.

Sea asi;

Di todo lo que supieres.

DON DIEGO. Yo digo: ¿ negar podeis Que aquí un don Lope os pasea?

DOÑA ISABEL.

Eso no, y quiero que sea Mi esposo, porque pagueis Vuestro desprecio y locura.

DON DIEGO. Por cierto que es el empleo Igual con vuestro deseo. Estimad vuestra ventura.

DOÑA ISABEL. Haré tanta estimacion Por mi gusto y vuestro daño, Que antes que se cumpla el año Tendrá premio su intencion. Sin duda será mi esposo.

DOÑA INES.

Eso no lo puede ser; Que yo he de ser su mujer; Mi casamiento es forzoso. DONA ISABEL.

¿ Qué dices?

DOÑA INÉS.

Que tengo aquí La cédula que ét me dió, Y otra que le hice yo Tiene él mia.

DOÑA ISABEL. ¿Él te dió á tí Cédula? Por vida mía, Que el embuste bueno fuera Si igual burla nos hiciera.

DOÑA INÉS.

Presto mostrar la podia.

DOÑA ISABEL.

Veamos.

DOÑA INÉS. Toma.

DOÑA ISABEL.

Esta es

Su letra, y su firma es esta. DON DIEGO.

¿ Qué me dices de esta fiesta ? Es bien que engañado estés? ¿Qué dices?

DON GARCÍA. Tan alevoso Hombre en mi vida no vi.

DOÑA ISABEL.

Que don Lope encierra en sí Un trato tan cauteloso? Dice las mismas razones Tu cédula que la mia.

DOÑA INÉS.

Pues su intencion ¿ qué seria?

DOÑA ISABEL.

No entiendo sus intenciones,

Sale MARINA.

DON GARCÍA. ¿Tú en esta casa, Marina? MARINA.

Triste de mí, yo soy muerta, Disciplina tengo cierta.

Diga, ¿ por qué el rostro inclina? A solas la he visto hablar

Con don Lope el embustero, Y ella no menos; si inflero Mal , ¿ podránme castigar ?

(Saca la daga.)

MARINA.

Senor.

DON DIEGO. Déjate vencer; Habla claro ó morirás.

Quita la daga, y sabrás Cuanto pretendes saber. Vuestro huésped, que procura

Fortuna á fuerza de engaños, Intentando un casamiento Noble, aunque por medios bajos, A estas señoras engaña A un tiempo, solicitando Casarse con la mas rica Siempre que llegare el caso. Siempre que llegare el caso
A ninguna quiere bien ,
Porque es tan interesado ,
Que lo que le está mejor
Prefiere á lo justo y santo.
Solo quiere acomodarse
Por este modo, faltando
De el amistad á las leyes,
Enemigo del buen trato. Pues á vosotros, señores, Hizo una noche un engaño Para echaros de esta puerta.

DON DIEGO. Verdad dices.

Verdad trato: Porque su criado y él Dos señores titulados Se fingieron, y el don Lope Dijo asi, la voz mudando: «¿ En este campo qué hacemos, Pues de este jardin llevamos...

DON GARCÍA. Calla, escucha, no prosigas. DOÑA ISABEL.

Oh vil!

DOÑA INÉS. Oh infame!

DON GARCÍA.

Oh villano!

Era su intento con esto Divertiros, y apartaros De estas damas, y que yo Ayudase al trato falso. Confleso que así lo hice, El animo arrebatado De promesas y intereses, Que me habrán de salir vanos.

DON DIEGO. La confesion de tu culpa Te absuelve. ¡On suceso raro! Oh amigo falso! Quisiera Dar castigo à tanto agravio. Retirate allà, Marina; Que nunca de los esclavos Me espanto que sean tratido. e espanto que sean traidores; De los amigos me espanto.

Salen DON FERNANDO Y DON RO-DRIGO.

Señor don Lope, acá fuera Una palabra.

DON DIEGO. Engañado Fuistes; que no soy don Lope, Y en engaño que fué tanto Me disculpa el ser su amigo, Porque pretendi librarlo De vuestro valiente acero,

GALAN TRAMPOSO Y POBRE.

Temeroso de su daño; Mas ya que traiciones tantas Sé de su vida, entregaros Juro la persona misma, Y con mi espada y mi brazo, Para la satisfaccion Vuestra, prometo ayudaros, Y tomar a costa mia Venganza de vuestro agravio. Cual es?

DON RODRIGO. Intentó en Sevilla, Insolente, y no bizarro, Bodas con Leonor hermosa, Hermana de don Fernando; Y porque la disfamó, Pretendimos, con matarlo, Satisfacer nuestra injuria.

DON DIEGO.

Lograránse vuestros pasos.

DON RODRIGO. Anoche aqui nos fingimos Dos señores titulados En este campo, queriendo Sin riesgo nuestro matarlo; Mas estorbólo una luz.

DON DIEGO. ¿ Qué os parece de esto, hermano ? De aqui nació el confirmarse El engaño en los dos tanto.

DON RODRIGO.

Él ha de venir agora Aquí, que de su criado Lo tenemos entendido; Que no fué poco engañarlo.

DON GARCÍA.

Haced una cosa todos.

DON RODRIGO. ¿ Qué?

DON GARCÍA. Dejad puesto en mis manos

El castigo de este hombre. DON RODRIGO.

Todos en ti le dejamos.

DON GARCÍA. Pues para principio dél, Es bien nos halle casados; Dame la mano, Señora.

DOÑA INÉS. El alma doy y la mano.

DOÑA ISABEL. Y yo tambien á mi primo Don Diego.

DON RODRIGO. Aqui celebramos Todos nuestro casamiento.-Primo, tus brazos aguardo.

DON FERNANDO. Yo te doy la mano, primo,

Por Leonor. Yo el alma y brazos. Llegué al puerto de mis glorias.

DON DIEGO. Caso admirable y extraño. Suspension; don Lope viene. DON RODRIGO.

Muera.

Salen DON LOPE v MONDEGO.

DON LOPE. De veros me espanto Tan conformes ; gran desdicha. Jesus, Jesus!

DOÑA ISABEL. ¡Oh villano! Tus injurias, tus vilezas, Que aun son veneno en los labios, Todas tus culpas se saben.

DON DIEGO.

Marina de tus engaños Ha dado larga noticia.

MONDEGO.

En la trampa habemos dado: Vive Dios, que nos espera Gentil borrasca de palos.

DON RODRIGO.

Vive Dios, que ha de morir.

DON GARCÍA. Ya tenemos asentado

Que yo he de darle el castigo. DON RODRIGO.

Por lo que hicieres pasamos,

DON GARCÍA.

¿ Qué haces, Marina? MARINA.

Aqui estoy. DON GARCIA.

Marina, desde hoy te hago Libre, y te doy por esposo A don Lope, y yo te mando, Don Lope, no lo rehuses; Porque, por el cielo santo, Que te pasemos el pecho Todos cuantos aqui estamos.

DON LOPE. Obedezco á mi desdicha.

DON GARGIA.

Asi quedas castigado.

DON LOPE. Dime, ¿ por qué deste modo, Morir pudiendo en tus brazos?

DON GARCÍA.

Tu culpa fué pretender Casamiento rico y alto; Y asi, yo te doy la pena Con el mas pobre y mas bajo.

MONDEGO. Venga la gata de casa.

DON RODRIGO.

¿Para qué?

MONDEGO.

Porque está llano Que, si á mi amo dan la perra. Yo con la gata me caso.

DON LOPE. Mi fábrica dió en el suelo. Perdonad, varones sábios.

Al Galan tramposo y pobre Si hay perdon en yerros tantos.

## COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# EL MAYORAZGO FIGURA,

DE DON ALONSO DE CASTILLO SOLORZANO.

#### PERSONAS.

DON DIEGO. DON JUAN. DON PEDRO, anciano. MARINO , lacayo. FELICIANO, criado, DOÑA LEONOR, dama. LUISA, su criada. DOÑA ELENA, dama. INES, su criada.

HERMENEGILDO, criado. URBINA, escudero. Dos CRIADOS.

## ACTO PRIMERO.

Salen DON DIEGO Y FELICIANO.

FELICIANO. Extraña pasion de amor. DON DIEGO.

No pudo mas, Feliciano; No està el sosiego en mi mano Mientras dura su rigor. Determina doña Elena Dar dilacion à mi mal, Aunque ve que es tan mortal.

FELICIANO. Poco le duele tu pena; Tus finezas, tus desvelos Muy poco la han obligado,

Pues dilata tu cuidado. DON DIEGO. Testigos hago à los cielos Que en firmeza, en alicion, En servir y en adorar Nadie me llega à igualar De cuantos nacidos son. Manifesté mi desco, Y ha sido della admitido, Viendo que va dirigido Al dulce y casto himeneo; Y aunque muestra voluntad Con estima de mi fe,

Quiere que dudoso esté Del premio de mi lealtad, Pues nunca estoy mejorado he dicha, y de dia en dia Corre la esperanza mía Por termino dilatado. Ayer la representé, Por si mi dicha mejora, Cuánto la obliga deudora, Y á persuadirla llegué Que me honre con su mano Por dar fin à mis pasiones.

FELICIANO: Y prosigue en dilaciones Su tema?

DD. C. DE L .- II.

DON DIEGO. Si, Feliciano, Hasta tener yo en la flota Cartas.

FELICIANO. Ver quiere primero Certezas que tu dinero No ha peligrado en derrota Y hallo que es un vil cuidado Dar, la que trata de amar, A interés primer lugar.

Sale MARINO, de camino, con fieltro.

MARINO. Gracias á Dios, que he llegado. DON DIEGO.

Marino, seas bienvenido.

MARINO. Esos piés permite darme. DON DIEGO.

Alza, Marino, à abrazarme. ¿Como en Sevitta te ha ido?

MARINO.

Bien , pues fui por un socorro, Y traigo toda una berencia:

FELICIANO. No es nada la diferencia.

¿Como?

MARINO. Salto, brinco, corro, Estoy loco de contento.

DON DIEGO.

Sosiega; ¡qué loco estás! MARINO.

Señor, si albricias no das De tu dicha, de tu aumento, No esperes saber de mi La nueva que estoy callando, Albricias.

DON DIEGO. Yo te las mando. MARINO.

Buenas?

DON DIEGO. Buenas.

> ¿Cierto? DON DIEGO.

MARINO. Pues digo en breves razones Que tu tio se murió, su hacienda te mando, Que en barras y patacones Son doscientos mil ducados, Que con esta flota vienen, Y en Sevilla te los tienen Seguros ya y registrados; Honrado tio has tenido.

DON DIEGO. Téngale Dios en el cielo.

MARINO. Y à nosotros en el suelo Nos dé contento cumplido Con herencia tan honrada. No digo bien, Feliciano?

FELICIANO.

Y aun rebien.

MARINO.

El heredar no le agrada? Sea consuelo de tu pena Tanta barra y patacon

DON DIEGO.

Ya se llego la ocasion En que serà dona Elena, A quien estimo y adoro, Dueño desta cantidad. (Ap. Aunque es poco à su beldad barla de Creso et tesoro.)

MARINO,

Este pliego es de tu agente ; En él aviso te da De lo que has sabido ya De mi, aunque mas latamente. Ahi viene el testamento De tu tio, que veras; Y si licencia me das,

Porque con hambre me siento, Me apropincuo à la cocina A ver si hallo un bocado Que me deje consolado De un hambre fiera y canina. (

Véte muy enhorabuena. —
Haz regalar á ese loco. —
Todo cuanto tengo es poco
Para tí, querida Elena.

(Vanse.)

Salen DOÑA LEONOR v LUISA, con mantos.

LUISA.
Señora, ¿ no me dirás,
Por mi amor y por tu vida,
Dónde con esta salida
Tan secretamente vas?
Tú has dejado al escudero,
Prevenida y recatada,
Con embozo y disfrazada;
Aunque es término grosero
Una criada saber
Lo que tú querrás negar,
Perdona; que el preguntar
Es-tentacion de mujer.
¿ Puedo saber de tu intento
La causa? Dila, Señora,
A quien tu designio ignora.
¿ Es amor el fundamento?

DOÑA LEONOR.
Acertaste, Luisa mia;
Con este disfraz, amor
Quiere que sufra un rigor
Con que ofenderme porlia.

LUISA.
¿Y merécelo el sugeto?

DOÑA LEONON.

Pues, si no lo mereciera,
¿Saliera desta manera?

Que es dichoso te prometo.

DOÑA LEONOR.

Antes su dicha no sabe,
Si es dicha quererle yo
Con tanto amor.

LUISA.
¿Cómo no ?
Abra el secreto in llave,
Y revélame tu pena,
Si de consuelo carece,
Y nú amor te lo merece;
Que estoy de tu empleo ajena,

DOÑA LEONOR.

Como há tan poco que estás
En mi servicio, no sabes
Mi tormento y penas graves;
Pues escucha y las sabrás.
En aquella autorcha divina,
Prodigio de santidad,
Del gran precursor Baptista,
De aquelsagrado profeta
Que en general solemnizan,
Con aplausos y alabanzas,
La cristiandad, la morisma;
Para celebrarle alegres,
En el abril de una quinta
A una opulenta merienda
Nos juntamos seis amigas.
Yace este ameno jardin
Tan cerca de las orillas
Del humilde Manzanares,
Que sus plantas fertiliza.
Rompiendo fue la carroza
Sus vidrieras cristalinas,
Hasta llegar al lugar

Que gustos me prevenia. Despues de haber del gozado Las rosas, las minutisas, Los jazmines, los claveles, Las jaspeadas clavellinas, El albeli variado, El adónis, la siringa, El narciso, la retama Y flor de la maravilla; Despues que en los surtidores Aumentó el contento risa, Los descuidos castigados Con las burlas prevenidas; Con las burias precentas, Cansadas de travesear Por los cuadros que matizan Hermosas flores que el alba Guarnece de argenteria, Nos retiramos gustosas A la casa, donde habia Hermosas y alegres cuadras, Debiendo à la pulicia Del dueño un compuesto adorno De escritorios, mesas, sillas Y pinturas excelentes, Hecreo para la vista.

Haciase la merienda
En una estrecha cocina,
Debajo de aqueste cuarto,
Y para darse con prisa
Solicito el cocinero, No vió saltar una chispa Desde la lumbre à unas pajas; Obró la materia viva Tan prestamente, que el fuego, Prendiéndose en las vigas Del techo, comenzó á arder Con llamas tan excesivas, Que sitiaba nuestra estancia, Impidiendo la salida Con su poderosa fuerza ; Mas temiendo una desdicha Mis cinco amigas, salieron Animosas y atrevidas, Dejandome dentro sola, Del humo desvanecida; Donde en tal conflicto puesta, Mirando cómo peligra Mi persona, en tanto riesgo
De favor destituida;
Con llanto y piadosos ruegos
Al jardinero pedia
Que del riesgo me librase;
Mas el no se determina; En esta aflicion estaba, Cuando se apea en la quinta De su coche un caballero, Que el ruido que en ella ola Le trujo à saber la causa; Y informado que corria Peligro, entre el humo y fuego, Mi vida, puesta à las iras De su furor, al momento La capa del hombro quita, La espada y la daga arroja Con talabarte y pretina. Y sin mirar al peligro t sin mirar ai pengro
be las llamas excesivas,
Que abrasaban ya las puertas,
Los techos y cuanto habia,
Con un ánimo increible
Entró por mí á toda prisa,
Temiendo haber techo el fuego Todo mi cuerpo ceniza. Y hallandome desmayada, Con el susto y agonia De verme en peligro tal, Del fatal riesgo me libra. Sacome en brazos afnera, Alegrando con mi vista Viéndome libre del daño, A mis llorosas amigas Con el aire que me dió,

Volvieron á cobrar vida Mis sentidos, que hasta entonces Enajenados tenia. Vuelta ya en todo mi acuerdo, La acción generosa y pia Del caballero estimé Con muestras de agradecida. Puse en el la vista atenta ; ¡Nunca la pusiera, Luisa! Pues me cuesta desde entonces Verme del amor vencida. Yering de su persona, Su talle, su bizarria Y mi obligacion, que es mas, Dieron con fuerzas crecidas Con mi libertad en tierra, Que en lo severa y altiva Jamás le rendi al amor El feudo que solicita. Acompañome hasta casa, Adonde con mas caricias, Mas gusto y mas agasajo, Por la merced recibida, Le rendi de nuevo gracias, Todas ellas dirigidas A que de mi nuevo amor Llevase de alli premisas. No lo debió de entender, Pues cuando su cortesía Me prometió visitarme, Nunca llegó esta visita Ni pisó mas mis umbrales, Como si en toda su vida Me hubiera visto ni hablado; Cuatro meses há que lidian Mis penas con mis desvelos, Y la memoria enemiga Me está acordando sus partes, Porque con esto me affija. Procuré con resistencias Reparar las baterías Que el amor me estaba dando; Hiceme fuerza à mi misma; Mas à la fuerza de amor, De quien muy pocos se libran, Resistirla es abrazarla, Repararla es admitirla. repararia es admirria.
Viviera con esta pena
Hasta acabar con mi vida,
Que à tanto obliga el recato,
Si ayer, que al Carmen fui à misa,
En su iglesia no mirara
Que este galan asistia
Al lado de una embozada, Donde, puestos de rodillas, Hablaron cosa de un hora. Los celos, centellas vivás Del amor, pudieron darme Tal pasion y tal fatiga, Que, à ser licito, estorbara La conversacion, perdida Con la pasion de los celos; A tanta cólera obligan. Desde entonces no sosiego, Porque los celos me irritan Que son en pechos de amantes Los que en ellos siembran cismas. Para remediar mi daño Hoy mi intento determina Buscar á este caballero Dentro en su posada misma , Y saber del con certeza Si tiene dama que sirva, Si tiene dueño que adore, Si tiene empleo à que asista; Si le tiene, el desengaño Vendrá á ser la medicina De mi pasion amorosa y barán pausa mis porfias. Si vive tibre, sabré Con balagos, con caricias, Agasajos y ternezas,

Que á los mas libres obligan, Obligarle, enamorarle. Hasta que en festivo dia, En una junte la iglesia Dos voluntades distintas.

LUISA

Cuerdamente lo has trazado Porque en confusion no vivas, Amando con tal silencio; Ya tendrás larga noticia De la calidad y partes De ese caballero?

DONA LEONOR. Amiga.

Ya he sabido que se llama Don Diego de Acqua.

Mira Que la corte es todo engaños. DOÑA LEONOH.

Su solar está en Galicia; Y afirmanme que desciende De noble prosapia y limpia.

LUISA.

¿ De su hacienda no has sabido? DONA LEONOR.

Sé que tiene un tio en Indias, Y él aqui sus pretensiones Las esfuerza y solicita.

LUISA

Será rico.

DOÑA LEONOR.

No reparo En hacienda.

LUISA.

Tù eres rica, Y tienes para los dos.

DONA LEONOR. Yo tengo en seguras fincas Sin la moneda efectiva

Seis mil ducados de renta, Que me ahorra mi tutor. Que en su poder deposita, LUISA

Ya le juzgo el mas dichoso Del orbe, si es que su dicha Merece alcanzar tu mano.

DONA LEONOR. Plegue à Dios que lo consiga ! Mas no seré tan dichosa.

LUISA. (Hace que repara.) Al revolver desa esquina

Parece que vi à don Juan. DOÑA LEONOR.

Nunca me faltan desdichas. ¿Si me ha conocido açaso?

Tu vas tan desconocida, Que lo dudo.

DONA LEONOR. Que no haya Hora y punto en todo el dia Que este hombre no me canse. Camina, Luisa, camina.

LUISA. Apresuremos el paso,

DOÑA LEGNOR. Poca ventura es la mia. Pues no hallo gusto sin pena Ni contento sin desdicha.

(Vanse.)

Salen DOÑA ELENA É INÉS, criada.

DONA PLENA ¿ Diste el papel à don Diego De Acuna?

INES.

Señora, si; En su casa se le di.

DONA ELENA. Sabes si le llegó el pliego Del agente de Sevilla?

No se que le haya llegado.

DONA ELENA. ¿Ni tú se lo has preguntado?

INES. Exceder de la cartilla Que le toca à una criada Ya peca en bachilleria.

DONA ELENA. Dirás que es descortesia.

Es tenerme por cansada, Lo que del puedo decir, Es que siente en su pasion Ver en ti poca aficion. Cuando se alienta à servir, A amar, querer y estimar A tu hermosura

DOÑA ELENA Esta bien ; No morirà del desden Ni tampoco de esperar. INES

¿No iguala á tu calidad? DONA ELENA.

INES.

No puede ser tu esposo, Si con tu mano es dichoso? DOÑA ELENA.

Hay una dificultad ... Que esa ejecución dilata. INER:

¿ Cuál es?

DONA ELENA No aprietes, Inés, En querer saber cual es. INES.

Eres à su amor ingrata.

Salen con priesa DOÑA LEONOR y LUISA, embozadas.

DOÑA ELENA.

DOÑA LEONOR. Si favor quereis hacerme, En esta ocasion le espero; Seguida de un caballero Que pretende conocerme, ¿ Adónde podré esconderme?

Sosegáos.

DOÑA LEONOR. Estoy mortal; Que es mi peua desigual,

DOÑA ELENA. No teneis de que temer; Que no ha de osarse atrever

En casa tan principal. DOÑA LEONOR. Aqui viene; estoy perdida. DOÑA ELENA.

Perded, perded el temor.

Sale DON JUAN,

DON'UUAN. Señora doña Leonor, Ya estáis de mi conocida, Y aunque no sea esta salida. En mi favor (pues escasa

La fortuna veloz pasa Por mis dichas con porfia), Por singular, este dia Es justo meterle en casa. Prestadme un rato atencion En la ocasion que se ofrece, Si es que esta dicha os merece Tanto tiempo de aficion.

DOÑA ELENA.

Aqui no serà razon Que à esta dama disgusteis Ni nuevo susto la deis ; Dejalda, Schor, por Dios. DON JUAN.

¡Qué mal tercio que hallo en vos! Qué-poca piedad teneis!

DOÑA ELENA.

Escuchalde un rato os pido. DONA LEONOR.

No teneis que persuadirme ; Que cuanto puede decirme la yo lo tengo entendido. Dirà que, de amor perdido, Dos años ha que me adora, Que me sirve y enamora, Dando de mi olvido quejas A los hierros de mis rejas Desde la noche à la aurora; Dirà que siempre el cuidado Fué aumento de su tirmeza; Dirâme que à su fineza Ningun amante ha igualado; Que porlia mal pagado, ì que ha de perseverar En querer servir y amar, Aunque admitirle no quiera; Que esta es la mas verdadera Fineza para obligar; Dirá que sin intención Del premio que nunca alcanza, Ama, que es sin esperanza De llegar à posesion ; Y aunque veo su aficion, Como objeto nunca ha sido De mi gusto, perdon pido, Respondo sin obligarme Que lo que gasta en amarme Es todo tiempo perdido. Ya con este desengaño Cesará vuestra porfia.

DON JUAN.

Con todo, por cortesia, Aunque conozca mi dano, Y aunque yo os parezca extraño De vuestro gusto, me oid.

DOÑA LEONOR, Pesado estáis.

DON JUAN. Advertid ...

DOÑA LEONOR.

No teneis que me cansar. Que no os tengo de escuchar; Porfiad o persuadid. Que ya os tengo respondido. DON JUAN.

Leonor bermosa.

DONA LEONOR.

Cansado Sois ; ¿ esto ha de ser forzado?

Mi bien.

DOÑA LEONOR. No seais atrevido, DON JUAN.

DON JUAN.

Leouor

Sale DON DIEGO, al paño.

DOÑA ELENA. (Ap.) Don Diego ha venido; Pésame de su venida.

DON JUAN. Ingrata, fiera, homicida, DOÑA LEONOR.

Ya os he dicho que os cansais. DOÑA ELENA.

Lo que os suplico es que os vais, DON JUAN.

Iré sin alma y sin vida, Mas logrando mi porfia; Porque os he de ser molesto, Y habeis de oirme,

Sale del todo DON DIEGO.

DON DIEGO.

¿Qué es esto? DOÑA ELENA.

Una pesada osadia. A esta dama, que venia De embozo y bien descuidada, Y tambien a su criada, Las siguió este caballero, Algo pesado y grosero; Y ella, de verle asustada, De mi casa se valió, y alteroso y porfiado, Hasta esta cuadra se ha entrado, Y licencia la pidió Para hablarla, estando yo Delante; mas no ba querido Dar à sus quejas oido, Antes, atajando el daño, Con un claro desengaño Severa le ha despedido; Y aunque su severidad Ha visto, hablarla porfia.

DON DIEGO. Con damas no es cortesía Ir contra su voluntad.

DON JUAN. Vive ajena de piedad Con quien debe obligaciones.

DON DIEGO. Las amantes aficiones, Que en guerra de amor se alistan, No con fuerza se conquistan

Cuando persuaden razones. DON JUAN.

Esas no me quiere oir. DON DIEGO.

Pues no es justo porfiar Con quien no quiere escuchar. (Tómale de una mano.)

Conmigo habeis de venir; Fino amar es persuadir.

DON JUAN. Mal se apagará mi llama, Si he visto que no me ama.

DON DIEGO. Pues yo, que servir os quiero, He de ser vuestro tercero En persuadir á esta dama, (Vanse los dos.)

DONA ELENA. Gracias à Dios, que se fué. DOÑA LEONOR. (Ap.)

Ya estoy con desasosiego De haber visto aqui à don Diego; Si esta es su dama sabré.

DOÑA ELENA. Ya que no hay de quien temer, Bien os podeis descubrir.

DONA LEONOR. En poco os pienso servir, Que es malo lo que hay que ver; Pero, por no ser ingrata Adonde favor hallé, Obedezco

(Describrense las dos.) DOÑA ELENA.

Bien se ve Que el cielo el favor dilata Con vos con tan franca mano, Que esa belleza disculpa De vuestro amante la culpa, Aunque es su desvelo en vano.

DOÑA LEONOR. Suplicoos no lisonjeeis A quien piensa desde agora Ser muy vuestra servidora.

DOÑA ELENA. Sobrado favor me haceis; Mas de vos quedo agraviada De que me hagais lisonjera, Cuando con verdad sincera, Sin mostrarme doble en nada, Alabo vuestra hermosura.

Ese excesivo favor Ofrece pagar mi amor Con fe de amiga segura. DOÑA ELENA.

Yo muy vuestra lo he de ser.

DOÑA LEONOR. Tendrá mi alicion aumento.

DOÑA ELENA. Tomad por un rato asiento.

DOÑA LEONOR.

Siempre os he de obedecer. (Siéntense en sillas ó almohadas, y las criadas en el suelo.)

DOÑA ELENA. ¿Vuestro nombre no sabré? DOÑA LEONOR.

Doña Leonor de Guzman Me Ilamo, y vivo á San Juan. DOÑA ELENA.

En lo mismo os pagaré; Yo me llamo dona Elena De Leiva y Sotomayor.

DOÑA LEONOR. (Ap. 70h, si pudiese mi amor Hallar alivio en su pena, Y salir de mi cuidado Si es cosa suya don Diego! Que no puedo hallar sosiego Hasta haberlo averiguado.) Confieso que agradecida A vuestro hermano le estoy, Y que deudora le soy Mientras Dios me diere vida; Porque aliviarme de un susto Y sacarme de un cuidado Ha sido favor sobrado, Que al fin me excusó un disgusto. DOÑA ELENA.

Don Diego es tal caballero, Que me holgara, aquesto es llano, De tenerle por hermano, Segun le estimo y le quiero.

DONA LEONOR. (Ap. Eso es malo.) Yo entendí Que vuestro hermano seria. Es vuestro amante?

DOÑA ELENA Porfia Hallar aficion en mi;

Mas yo, aunque le doy entrada, No es con fina voluntad. DOÑA LEONOR.

Qué! ¿Fáltale calidad? DONA ELENA.

No; que la tiene sobrada.

DOÑA LEONOR. Pues ¿por qué no le mostrais Amor?

DOÑA ELENA. Reparo prudente En no casar pobremente.

DOÑA LEONOR. 10h, qué cuerda en eso andais!
(Ap. Albricias, corazon mio;
Que aun inclinación no es
La que mira en interés.)

DOÑA ELENA. Diceme que tiene un tio En Indias, con quien ha estado, Y alirma que en plata y oro Tiene un inmenso tesoro; Así me lo ha ponderado, Y de lo que aquí le envia Aquesta verdad se infiere.

DOÑA LEONOR. Si esposo os estima y quiere, No estéis a su amor tan fria.

DOÑA ELENA.

Vo estimo en mucho á don Diego; Mas aquesta estimacion No llega à ser aficion No nega a ser ancion Que me dé desasosiego. Sé que tiene calidad, Sé que su amor y cuidado Los quilates han mostrado De una fina voluntad, Y que su excesivo amor, Su fo y su mucha asistencia Su fe y su mucha asistencia Merecen correspondencia De voluntad y favor; Mas yo, que a mi estimacion He de observar con recato, Con dilaciones le trato; Con dilaciones le trato; Que es primero mi opinion. Don Diego no tiene hacienda, Siro aquella que le da El tio, que en Quito está, Mientras que por el pretenda; Si yo con el me casase Sin mirar esto primero, Y las barras ó el dinero De su tio le faltase, ¿No será gran necedad, Guiados por aficiones, Aumentar obligaciones At estado y calidad, Sin tener, Leonor, con qué, Siendo atlante de mi estado Un dote muy moderado Que de mi padre heredé?

Que de mi padre heredé?

Su tio puede morirse,
La hacienda puede entramparse,
O el tio puede mudarse,
Y de darla arrepeutirse.
Y como está en condicion De haber en esto mudanza, No me fundo en la esperanza.

DOÑA LEONOR. Mas vale la posesion.

Mi amor no ha llegado á ser En mí cosa de cuidado; Si don Diego lo ha pensado, Mi lingir fué entretener. Al que la mano le diere Con amor y voluntad, Ha de tener cantidad

De hacienda, porque se infiere Que con ella he de portarme, Leonor, conforme á quien soy, Y en la corte, donde estoy, Pocas han de aventajarme. Antes que la mano dé, Don Diego tenga paciencia; Que aqui ha de obrar la evidencia, Sin hacer papel la fe.

con esto me he asegurado
Del daño que imaginé;
Solo me falta que esté
Don Diego desengañado;
Que será fácil de hacer
Si le hallo en su posada.
¿ Dama tan interesada
Habia de pretender
Para esposa?

DOÑA ELENA. ¿Qué decis? DOÑA LEONOR.

Que si todas como vos Lo miraran, mas de dos El daño que aqui advertis Excusaran.

noña elena. No mirando Mas que á lograr su deseo, Comienza en gusto el empleo, Y prosiguese llorando.

yo voy de vos instruida Para hacerme recatada, Pues viviré asegurada Con preceptos de advegtida; Y porque de exceso pasa Mi enfado, quiero dejaros.

(Levantese.)

DOÑA ELENA. Yo ire, amiga, á visitaros. Doña Leonor.

Será para honrar mi casa, Que hará de su dicha alarde Si halla ese favor en vos.

Yo he de recibirle.

DOÑA LEONOR. Adios,

Doña Elena.

DOÑA ELENA.
El cielo os guarde.
(Vanse las dos.)

Amiga tuya he de ser; Que te he cobrado aficion.

LUISA.

Si amigas las amas son, Las criadas ¿qué han de hacer?

Pues visita han concertado, En 111 casa nos verémos.

Sora para que nos demos Seis toques de razonado. (Vanse.)

Salen DON DIEGO Y FELICIANO, su criado.

DON DIEGO.

Lo que digo me ha pasado.
FELICIANO.

Ha sido extremado cuento.

BON DIEGO.

En harto trabajo hallé

Al penado caballero;
Porque era tal su porfia
(Despues de ver su desprecio,
Queriendo hablar con la dama)
Por decir su pensamiento,
Que tuve mucho que bacer
Con persuasiones y ruegos
En despejarle de allí,
Que estaba muy récio y terco.

FELICIANO. Sin confrontacion de estrellas Jamás se ha logrado empleo.

Opuesta debe de ser La de aqueste amante tierno A la de su dama ingrata, Pues no premia sus deseos Aunque conoce su amor.

Sale MARINO.

MARINO.

Dos damas de lindo aseo. De gentil garbo y prendido Y de rumboso despejo Dicen que quieren hablarte.

Entren, Marino, al momento.

Ya teneis franca la entrada.

Salen DOÑA LEONOR Y LUISA,

poña Leonor.
¿Podré hablaros en secreto?
pon biego.
Podréis, tomando una silla.
poña Leonor.

Aunque sea por poco tiempo, Por daros gusto, la ocupo. pon diego.

Hola, despejad.

MARINO. Dejemos

Este par de rebanadas Acompañando al torrezno De mi amo, que las pringue; Que sabra muy bien hacerlo. (Vanse los dos criados.)

DOÑA LEONOR.

Cierta dama principal,
Que muestra buenos deseos,
Don Diego, que vuestras dichas
Siempre vayan en aumento,
Me ha mandado que os pregunte
Si en Madrid teneis empeños
De amor con alguna dama
Para fin de casamiento;
Y que me digais verdad,
Fiándoos de su silencio,
Que os promete de tenerle.
Mirad que os importa hácerlo.

DON DIEGO.

(Ap. Exquisita es la embajada,
Y de embozo cuando menos.)
Sin ver à quién me descubro,
Nunca secretos revelo.
Si os descubris, os diré
La verdad.

DOÑA LEONOR.

Yo lo prometo.

BON DIEGO.

Jurad que lo cumpliréis.

BOÑA LEONOR.

Por todos los Juramentos

Que pueden jurarse, digo

Que lo haré, ¿Estáis satisfecho?

Pues digo, bablando verdad, Que es de mi amor el objeto Una dama desta corte.

N es el nombre?

DON DIEGO.

¿ Tambien tengo

De decirle?

DOÑA LEONOR. No se excusa.

Poneisme en notable aprieto, Llámase pues doña Elena De Leiva, á quien con extremo Quiero y adoro.

boña Leonon. Y os paga?

DON DIEGO.

Muchas esperanzas tengo, Porque lo afirma su amor, Que en dulce y casto himeneo He de merecer su mano.

DOÑA LEONOR.

¿Cierto?

Téngolo por cierto.

poña LEONOR.

Pues de aquesas certidumbres
Salen contrarios sucesos,
Como podréis esperar.

DON DIEGO. Pues ¿en qué ofendida os tengo, Que eso me pronostiqueis?

noña Leonor.

En nada; solo os advierto,
Porque deseo serviros,
Que en doña Elena hay pretexto,
Hasta veros heredado,
No dar su consentimiento
En daros su blanca mano;
Y sé bien la causa desto,
Que es el desear portarse
Con fausto y con lucimiento,
Con la hacienda que esperais;
Su amor nunca llegó à serlo,
Sus cariños son fingidos,
Todo es mentido y supuesto,

Y al fin, padeceis engaño.

DON DIEGO.

¡Válgame el piadoso cielo!

¿Puédeme aquella hermosura,
Puédeme aquella hermosura,
Puédeme aquel ângel bello
Engañar? No ; aqui hay malicia
be algun envidioso pecho,
Que quiere estorbar la union
be dos corazones tiernos
Con maliciosos embastes.
Dama que entre negros velos
berramando estáis ponzoña
Contra mí, deciros puedo
Que, al paso que me digais,
Ponderando, encarecieudo,
Los engaños de mi dama,
La estimo, la adoro y quiero.
Mujer que el rostro se encubre,
Es claro y es manifiesto
Que viene solo à engañar.

Pues porque vivais ajeno be esa mala presuncion, Yo me descubro. Ya tengo Mas autoridad con vos, (Descubrese.) Si de mi conocimiento Teneis acaso memoria. Yo os he visto, y no me acuerdo Adónde.

DOÑA LEONOR.

De vuestra idea,
Fuerza de mayor sugeto
Os ha borrado mi imágen.
¿ No os acordais ya del fuego
En que á una dama librastes?

DON DIEGO.

Y aunque auduve tan grosero, Que no os volvi mas à ver...

DOÑA LEONOR.
Quien, vive por gusto ajeno
Está en todo disculpado;
Que lo mas priva á lo menos.
Mas los empeños de amor
En los que son caballeros
No estorban la cortesia
Con las damas.

DON DIEGO. Yo os confieso Que me conozco culpado ; Enmendaréme del yerro.

DOÑA LEONOR. Tarde habeis dado en la cuenta, Y ann tambien en la que os veo Incrédulo y persuadido nicredito y persuando
A que os aman con exceso.
Pues, don Diego, abrid los ojos;
Que yo, que de casa vengo
be doña Elena, que soy
La que bice aquel desprecio
De don Juan de Bracamonte, Galan portiado y necio , Supe de boca de Elena Cuanto os he dicho, y os vengo A dar aviso de todo; Perdonad mi atrevimiento. Y à la dama que me envia Le daréis la culpa desto, Que está de vos lastimada Porque malograis desvelos Que os tiene un poco de amor, Y si no llega à su aumento, Es porque Eleva lo estorba, Es porque Estada lo estoroa, Que es de vuestro amor el centro. Puede muy bien competirla En beldad, entendimiento, En lo airoso y bien prendido, Y en hacienda, pues es cierto Que tiene seis mil ducados De renta en juros y censos, Que ya ha heredado su casa Mas , por qué canso y molesto A quien está enamorado Con relaciones y cuentos? Quedáos con Dios, advertido De que experiencias ha hecho A muchos escarmentados, que vos lo esteis deseo. Adios.

Esperad, Señora. Oidme, oidme.

DOÑA LEONOR,
No puedo;
Que hago gran falta en mi casa.
DON DIEGO.

El nombre saber pretendo De esa dama que decis. POÑA LEONOR.

Solicitaldo primero; Que será facilidad El deciroslo tan presto.

Yo lo sabré en vuestra casa.

BOÑA LEONOR.
Si la acertais, porque temo

Que ya se os habrá olvidado Con vuestros divertimientos. (Vanse doña Leonor y Luisa.)

Hola, Marino.

Salen MARINO v FELICIANO.

MARINO. Señor. DON DIEGO.

Feliciano.

El garbo es bueno De una de las embozadas, Y parece de buen pelo.

DON DIEGO. Solo ha venido à advertirme Que Elena me está fingiendo Amor y soy engañado.

FELICIANO. Ella està en mi pensamiento.

MARINO.

Pues ¿ de embozadas te crees?

DON DIEGO.

Con el rostro descubierto,
Feliciano, me ha advertido
Que esta es la dama del fuego
Que yo libré de la quinta,
Y la que á aquel caballero
Despreció en casa de Elena.

FELICIANO. Es un ángel de los cielos, Excédela en hermosura A doña Elena, pidiendo Perdon á un amor, Señor.

Yo lo conozco y confieso.

FELICIANO.
Harto mejor te estuviera
Que mudaras galanteo
Con esta, porque he sabido
Que posee, aquesto es cierto,
Seis mil ducados de renta.

MARINO.

Cuando menos?

Cuando menos.

Con esto tengo entendido De la dama el pensamiento, Que por sí misma me hablaba.

FELICIANO.

¿De qué modo?

DON DIEGO.
Es lindo cuento.
Coronista de si misma
Se hizo, y con fundamento,
Pues dijo en todo verdad,
Ella ha mostrado deseos
Y gusto de que la sirva,
Poniendo en otro sugeto
Sus méritos y sus partes.

MARINO. Pues, Señor, manos y á ello.

FELICIANO.

Que doña Elera te engaña, Ha dias que lo sospecho; Y aun los dos lo conferimos, Si te acuerdas.

No lo creo; La experiencia te darà Entera noticia desto. FELIGIANO. Hacerla ; que la verdad No tuvo el rostro encubierto.

MARINO.

Doña Elena te repudie,
y para poder hacerlo
Sin nota de groseria,
Oye una traza que tengo
Pensada, con que sabras
Si te tiene amor perfeto
A tu persona ó hacienda.
Yo he de fingirme heredero
De tu tio, ser tu primo,
y que de las Indias vengo
Rico, ufano y heredado
Por manda del testamento;
Que será fácil fingirle.
Con la noticia que tengo
De todos sus requisitos.
Diráselo á Elena luego
Con sentimiento fingido,
y de mi podrá creerlo
Despues, porque la he de ver;
y puedo bien hacer esto,
Porque aquí nunca me ha visto.
Lo demás que advertirémos
Dejo para mas despacio.
Con esta experiencia intento
Saber si te quiere á tí
O si quiere à tu dimero.
Vente conmigo à trázarlo.

DON DIEGO.

Alabo tu pensamiento.

Póngase en ejecución;
Que salir de engaños quiero,
Y no vivir engañado
Con pena y desasosiego.

MARINO.

Mujeres, alerta, alerta; Que todos os entendemos. Para una, hay otra tramoya, Para un enredo, otro enredo.

#### ACTO SEGUNDO.

Salen DON DIEGO, DOÑA ELENA

Yo he llegado à conocer, Don Diego, vuestra tristeza.

Presente vuestra belleza, ¿Cómo la puedo tener?

DOÑA ELENA.

Dejad el lisonjear; Que á mil pasos se os conoce, Por mas que el valor la emboce. ¿ Hase perdido en el mar La flota?

DON BIEGO. No se ha perdido; Que ya à Sevilla ha llegado. DOÑA ELENA.

Pues ¿ que os puede dar cuidado? (Ap. Malas nuevas ha tenido.) ¿Haos venido el pliego?

DON DIEGO.

Y en esa carta veréis Lo que saber pretendeis, Y yo en mi ausencia temi.

(Dale una carta.)

DOÑA ELENA. (Lee-en alto.)

El señor don Pedro de Acuña,

vuestro tio, murió luego que parstió la flota del Pirú, el año pasado.
Testó de docientos mil pesos ensayados, con que funda un mayorazgo, haciendo heredero del al señor don Payo, vuestro primo, que esel que lleva esta, con cargo de daros
en cada un año trecientos ducados
de alimentos; he sentido mucho ver
trocada la voluntad de vuestro tio, y
que por estar vos ausente, no considerase vuestros méritos. Dios os con-» derase vuestros méritos. Dios os consuele y guarde muchos años.—Jorge Grimaldo.»

DOÑA ELENA. Con razon babeis sentido Del tio el torcido intento; Y asi, deste sentimiento Mucha parte me ha cabido. Vos perdeis por obediente Lo que un mal considerado, De la razon olvidado, Dió solo al que vió presente. DON DIEGO.

Esa es mi pena mayor.

DOÑA ELENA.

Para no darla á entender, Don Diego, os han de valer Vnestra prudencia y valor. Pues en estas partes dos, De que os vemos adornado, Os hizo tan consumado La franca mano de Dios. Es à un hombre principal Poco accidente una herencia, Cuando en ingenio y prudencia Funda su mayor caudal. Esto os sirva de consuelo Ver que en vos juntas estén, Cuando en muy pocos se ven, Las riquezas que os dió el cielo.

DON DIEGO Mil siglos, hermosa Elena, Te de vida el alto cielo, Que has sido con tu consuelo Epictima de mi pena. ¿Como podré en tu servicio Dar equivalente paga Que á tal favor satisfaga? solo ofrezco en sacrificio Una alma, que tuya es Desde que te conoci, Aunque serà para ti Prenda de corto interés Y aunque yo no sea el dichoso Que heredó tanta riqueza, El mérito de firmeza Me puede hacer venturoso.

DONA ELENA.

Esa es la que he de tener En mas estima.

(Ap. 7Ah malicia! Que acusasen de codicia A aquesta firme mujer?) Cuando, mi Elena, gustais Que, agradecido y ufano, Merezca yo vuestra mano, Que tanto me dilatais? Trecientos escudos son Los que me dan de alimentos, Y yo tengo cuatrocientos De mi renta en conclusion. Quien ama vuestra beldad Y aspira á dicha tan alta, Lo que de hacienda le falta Suplirà su voluntad.

DOSA ELENA. Don Diego, atajar un daño Que os espera ya es clemencia, Si abraza vuestra prudencia Un desnudo desengaño. Mi opinion es lo primero Que ha de mirar el cuidado Y al aumento de mi estado, Que á mi aficion le preliero. Que a mi auctou le prenero. Vuestra renta es moderada Para vivir con el porte Que vo deseo cu la corte; Que he de vivir ajustada À un limitado vestir Y à un mod à un moderado comer. Y desto no hay exceder Si en descauso he de vivir; Que el poco tener impide Cualquiera desman ó exceso, Pues vivir medida a un peso Con mi gusto no se mide Andar en coche prestado Quien de suyo no le tiene, No es cosa que les conviene A mi calidad y estado. Querer que salga de aquí Para vivir en Galicia, Ni el desco lo codicia Ni eso pasará por mí. Pues damas de cortos dotes Lo han excusado casadas, Por no vivir disgustadas Entre abarcas y capotes. Mi dote es tan moderado, Que aun à mi gasto no alcanza, Y es mas rica mi esperanza Que lo que habeis heredado. Yo sin dote, y pobre vos, Vivirémos con despecho; Esto es mirar al provecho Que nos importa á los dos.

#### DON DIEGO.

No el desengaño y consejo Con que enfriais mi aficion Me han causado admiracion, Sino vuestro gran despejo. Que tengo por cosa rara, Sabiendo la aficion mia, Decirme vuestra osadia Los pesares cara à cara Que causara menor daño Quien mis acciones abona Que por tercera persona
Me enviara el desengaño.
En mi no juzgueis disgusto,
Queja alguna ó sentimiento;
Que vuestro procedimiento
No me ha cogido de susto. De vuestro amor fui avisado Que á interés se ha reducido pues que me halla advertido, Ya estaba desengañado. Que tenga vuestra opinion El primer lugar es justo, Cuando à la hacienda, y no al gusto, Os lleva la inclinacion. Busque vuestra bizarria Dueño muy à su provecho, Ya que su aficion ha hecho Trato de mercaduría Y su esperanza pretenda No descaer de su estado, Halle marido hacendado; Oue amor carece de hacienda. Haga à mi primo favor Y déle el lugar primero, Si en virtud de su dinero Ha de engendrarse su amor.

DOÑA ELENA.

El consejo he de tomar.

DON DIEGO. Veráse en varios aprietos Si ha de sufrir sus defetos. Yo se los sabré enmendar. Como él me tenga affcion. DON DIEGO. Dudo verle reducido; Que es un potro mal sufrido. DOÑA ELENA. Mucho finge la pasion.

Sale URBINA, escudero.

DRBINA. Don Payo de Cacabelos, Caballero galiciano, Quiere besar vuestra mano.

DON DIEGO. (Ap.) Aqui me vengan los cielos Desta ingrata fementida, Que en amarme ha sido avara,

URBINA. Es la figura mas rara

Que he visto en toda mi vida. Daisle, Señora, licencia? DONA ELENA.

Si, porque verle deseo. DON DIEGO. (Ap.) Hará muy gentil empleo.

Sale MARINO, vestido à la antiguo, con follados, y HERMENEGILDO, criado.

DOÑA ELENA. Entre luego en mi presencia. MARINO.

Conducido de un sirviente, Que mis gustos amplifica Y mis penas modifica, A vuestra mansion algente, Serafinica señora. Vengo á adorar el fulgor Que supera ca esplendor À la en que habita la aurora.

DOÑA ELENA. Seais, Señor, bien venido.

Verifico que lo soy, Si próximo à vos estoy.

DOÑA ELENA. Tal favor no he merecido. (Ap. Extraña y rara figura, Inés amiga.)

INÉS. Admirable, Aunque el talle es razonable. DON DIEGO. (Ap.)

Mi venganza se asegura.

MARINO. (Reparando en don Diego.) Admiro en mi señor primo El aquilino valor, Pues no le ciega un ardor Tan esplendente y opimo. Oh qué heróico os ostentais En el brillar y el arder! Inmortal debeis de ser, Pues que no periclitais.

DON DIEGO. No me envidicis venturoso.

MARINO. Arguye calamidad Que delante esta beldad Esteis poco leticioso.

No estoy bueno.

MARINO. ¿En tal distrito? i duda sera

Pero sin duda será Porque lo visible está De tantas luces abito.

Yo os dejo, bien empleada Elena; dadme licencia Que deje vuestra presencia.

DOÑA ELENA.

El cielo os guarde.

DON DIEGO. (Ap.) Burlada

Mi esperanza con mi amor Quedan, cese ya el desvelo: Mas de aqueste agravio apelo A los ojos de Leonor.

Leonor. (Vase.)

Tomad silla en que sentaros.

Como el réquies apetezco, Sin replicona obedezco. (Siéntense los dos.)

UBBINA.

Es el mismo conde Claros.

MARINO.

Con la duplicada lumbre
Hacen los soles visivos
Delictos ejecutivos,
Si es en vos, fénix, costumbre.
Con júbilo aparatoso
El alma fiestas publica,
Porque esta dicha me indica
Premisas de felicioso;
Y como al sol me apropincuo,
Inquieto en su claridad,
Que me tiene opacidad
Y estirpe derelincuo.
Válgame su pulcritud,
Si no lo impide el recato,
Que yo no me quede abstrato
De mirar tal celsitud.

Aunque tan crespo lenguaje Dude el llegarle à entender, Para poder responder, Porque lisonjas ataje (Que yo por tales las tengo), Digo que, si no lo son, Dellas hago estimacion.

MARINO.

De tal absurdo me abstengo, Y á tanto golfo me entrego De luz fulgente y brillante, Que me temo naufragante.

DOÑA ELENA.

El primer galan que en fuego Anegarse significa Sois vos, Señor.

MARINO.
Es verdad,
Mas es tal su potestad,
Que el alma me clarifica;
Que esa beldad luminosa
Mi alma abrasa y enciende.
DOÑA ELENA.

¿ Mucho?

MARINO.

Si, porque la prende La parte garabatosa.

DOÑA ELENA.

Lo exquisito del lenguaje
Me agrada, y mas su alicion.

MARINO.

Suplico preservacion De vilipendio y ultraje; Que amor rapaz y gigante Quiere que de vos arguya Ser la perfecta aleluya Para un corazon amante ; No ha de zozobrar mi vida, Si vos la dais esperanza.

Ya muestro de la alabanza Los colores de corrida.

MARINO.

¡Oh! Quién tuviera facundia Bocta, erudita y locnaz, Para alabar de esa faz Matices de verecundia; Con sus rosas y sus flores Callen abriles y mayos, Que pueden ser los lacayos De esos célicos primores. Si afecta acaso orfandad De empleo, en que se acredita Esa gran heldad, admita Mi encendida voluntad. Esto hablando vulgarmente, Porque lo culto no ofenda; Que temo que no se entienda.

V si ofendeis al paciente?

MARINO.

Hasta saberlo seria
Ignorancia, y no traicion;
Pero si hay prosecucion,
Ya es tacaña tiranta;
Beldad tan miraculosa
Tiranizarse no es bien.

DOÑA ELENA.

Irritóse de un desden. MARINO.

Desden? Accion injuriosa.

DOÑA ELENA. Él mostró la fugitiva, Y al fin mudó parecer.

MARINO.

Debió en vos de conocer Condicion vindicativa. Mas, volviendo á nuestro ensayo De amor, ¿vos no me diréis, Asi mil sig'os goceis, Qué os parece de don Payo?

DOÑA ELENA.

Que sois gentil caballero.

MARINO.

Solo y en vos idolatro, No trampeo ni enmobatro, No miento y traigo dinero; ¿ Quereisme con esto?

DOÑA ELENA.

Oue es opuesta esa opinion A las que del siglo son.

MARINO.

Lo que seré siempre fui.

De vuestra herencia querria Saber cómo se mudó Vuestro tio, y os dejó Su hacienda.

> MARINO. Fué dicha mia. DOÑA ELENA.

Ya espero la relacion Con lo que de Indias traeis, Como en culto no me hableis.

MARINO.

Impreco vuestra atencion. Don Pedro de Acuña y Castro De Andrade, mi señor tio, Que en el reino de Galicia Tiene su solar antiguo,
Hermano fué de mi madre
Y del padre de mi primo;
De suerte que en parentesco
Gozamos de un grado mismo.
Sirvió en Flándes cuarenta años,
Y mereció el premio digno
De su valor, pues le dieron,
Perpétuo, un gobierno en Quito.
Pasó al Pirú, donde pudo
Hacer un consorcio rico
De casi cien mil ducados,
Pero gozóle sin hijos.
Granjeó por su persona
(Sin la manda que le hizo
Su esposa cuando murió)
Otros cien mil pesos, cinco
Mas ó menos, que en la cuenta,
Como coronista fino,
Nunca me quisiese errar,
Que me parece delicto;
Humanado se ha el lenguaje.
¿Qué os parece?

DOÑA ELENA.

Que habeis sido Galan en serme obediente.

MARINO.

Ya por vuestro gusto vivo.
Viéndose pues divicioso
Don Pedro, graso y fornido
De patacones y barras,
Enviar à la corte quiso
A don Diego, conociendo
Que, ambulante como activo,
Haria en su pretension
Carabanas de solicito.
Pretendia introducirse
En el rojo lagartismo
Del patron de las Españas;
Un hábito...

DOÑA ELENA. Ya he entendido.

MARINO.

Mi primo, en vez de acudir A solicitar ministros Y á cortejar presidentes, Dábase gentiles filos De venéreas locuciones, Y el deseo cupidineo No dejaba malograr, Oue no es en esto remiso. Viendo mi tio la mora En su despacho, y el hipo De su sobrino (avisado Que cursaba el tusonismo), Fué tal la melancolia Que desto le sobrevino, Que domínando en su alma, Amenazó á su individuo. Hallándose ya in extremis, Y que en término sucinto Le dan vida limitada , Para testar se previno. De sus bienes una parte Dió á su alma, y del residuo A mí me constituyo Por su heredero inquilino, Con gravámen pensionario, Que tenga desto mi primo Cóngrua y alimentación; Que no tuvo dél olvido. Esto dispuesto, su mal Le hizo rendir el espiritu Con el último resuello.

DOÑA ELENA.

¿ Resuello?

MARINO.

DOÑA ELENA. Es muy baja voz, don Payo, Y hablais por términos infimos.

MARINO. (Ap. Bajé la clavija tanto bel dialecto primitivo, Que curso los arrabales Del plebeyo Calepino.) Yo herede al tin (no os admire, Que es todo para serviros) Docientos mil pesos.

DOÑA ELENA.

¿Tanto?

MARINO. ¿ No es verdad, Hermenegildo?

HERMENEGILDO.

Y ciento y catorce mas.

MARINO.

Como no sé bien guarismo, No estoy muy cierto en la cuenta; Este es contador unico.

HERMENEGILDO.

Y de eso le sirvo en casa.

MARINO.

Viendo ya el viaje propincuo Para España, me embosqué, Ocupando un gran navio Con sola mi ropa y plata; Y en el Bétis, claro rio, Surgió con toda la flota Libre de susto y peligro, Sin que el holandés pirata Pudiese darla pellizco. En plata y oro traeré Los ciento y cuarenta y cinco Mil pesos.

DOÑA ELENA. Gentil hacienda.

MARINO.

No es verdad, Hermenegildo? HERMENEGILDO.

SI. Senor.

La pedreria De diamantes, y ¡qué ricos! Viene tripartita en cajas; Traigo un carbunclo tan tino, Tan clarifico y fondoso, Con tan esplendentes visos, Que alumbra mas que una antorcha. ¿No es verdad, Hermenegildo?

HERMENEGILDO.

Es cierto.

INES. (Ap.) Mucho se alarga

Este hidalgo. DOÑA ELKNA. Yo he creido

Todo cuanto aquí refiere, Porque en el Pirú su tio Fue un hombre muy poderoso.

MARINO. Fué de Guachambo, un sobrino De Atabaliba, esta piedra, Y del cacique Acholimbo La hubo el señor don Pedro. Es un portento, un prodigio; Vale treinta mil ducados. — No es verdad, Hermenegildo?

HERMENEGILDO. Como en ello se contiene.

MARINO. Traigo un guapil de zafiros. DOÑA ELENA.

¿Qué es guapil?

MARINO.

Un escritorio. URBINA.

Estos nombres de los indios Chilindrinas me pareceu: Guapil, Guachambo, Acholimbo, El demonio los pronuncie.

Item, traigo en un tabicho Cien topacios. — ¿No es verdad?

HERMENEGILDO.

Si, Señor, con un jacinto. MARINO.

Del jacinto no me acuerdo; De memoria le he perdido.

HERMENEGILDO. Ni yo de los cien topacios.

MARINO.

El criado de corrido, De que el jacinto olvidé, Negar la partida quiso De todos los cien topacios. DOÑA ELENA.

Es honrado.

MARINO. Y fidedigno. ¿Engullis bien chocolate?

DOÑA ELENA. En Madrid se ha introducido

Tanto, que todos le toman, Hombres, mujeres y niños. MARINO.

Hacen bien los madrileños; Yo traigo en catorce lios Cosa de ochocientas cajas. ¿ No es verdad, Hermenegildo?

HERMENEGILDO. Y otro lio, donde vienen Jicaras y molinillos, Y cuatrocientas toallas Indias.

URBINA.

Por Dios, que nos vino A medida del deseo De mi señora, que ha sido Tahura de chocolate, Y aun lo es.

DOÑA ELENA A el me inclino. MARINO.

Item, traigo un papagayo
Tan bien plumado y jarifo,
Tan pulquérrimo y jovial,
Tan faceto y tan festivo,
Que es solo la perfecion
De todos los que hay en Quito. DOÑA ELENA.

¿ Habla bien?

MARINO.

Eso le falta; Pero en él he conocido Una babilidad tan rara, Que, si no me miente, afirmo Que dentro de breve tiempo Hable como un descosido.

INES. Lindo humor tiene el don Payo.

DOÑA ELENA. Apostaré que es prodigio De pájaros el que trae.

INES. El parla mucho?

MARINO. Infinito . Aunque habla de alimentos, Porque su padre aun es vivo, Y no ha heredado su habla. No es verdad, Hermenegildo? HERMENEGILDO.

Si, Señor.

MARINO.

Merezca, Elena, Que vuestro clavel diviso Pronuncie un sí, que me haga De vos vuestro esposo digno; Que en cuanto á mi calidad, Cacabelos, mi epiciclo, Publicará en ululatos, Confesara en altos gritos, Que de un Paníllio en un Payo, Y de un Payo en un Pantilio, Se deriva mi progenie Hasta mi, que me apellido Don Payo de Cacabelos, Noble en el reino galicio.

DOÑA ELENA-No os respondo por abora, Si bien, don Payo, me inclino A vos.

MARINO.

(Ap. Mejor á la hacienda, En que à lo largo he mentido.) ¿Quedo, Elena, en vuestra gracia?

DOÑA ELENA.

Quedais.

Basta?

MARINO.

¿ Qué tanto? DOÑA ELENA.

No os digo

De presente cuánto sea.

MARINO. Para ser favorecido

boña elena. Basta.

MARINO. A riveder, Bello objeto querubinico, Arcangélico, seráfico. Balbuciente me despido, Las locuciones me faltan, Efecto de amantes finos. Adios, adios.

DOÑA ELENA. Él os guarde. MARINO.

Para ser vuestro manipulo Con bendicion de la Iglesia, (Ap. Los pulmones llevo fritos.) (Vanse Marino y Hermenegildo.)

INES. Que este á don Diego le gane La dicha?

DONA ELENA. Si; que ha venido Con runfla de muchos pesos, Y yo el dinero codicio.

Pues ¿un marido figura De los tiempos de Rodrigo De Vivar quieres tener

DOÑA ELENA,

En casándose conmigo, Yo le mudaré el pellejo, Si es menester ; que al marido Tonto la sabia mujer Le hace cuerdo y entendido.

INES.

Si eso emprendes, mucho harás De un loco que muestra brios.

DOÑA ELENA.

Yo he de hacer de un loco un cuerdo En breve.

DON JUAN.

DON PEDRO.

El cielo os guarde

Haré que el premio no tarde.

No te replico.
(Vanse.)

URBINA.

Eo, háganse estas bodas, Unizá medraré un vestido; Que despues que di en poeta, Ni tengo un cuarto ni visto. (Vase

Mil años.

Yo me voy.

Don Juan, adios. (Vanse.) Salen DOÑA LEONOR y LUISA,

Salen DOÑA LEONOR Y LUISA, criada.

DOÑA LEONOR. Vuélveme, Luisa, á decir Eso.

Daráte mas pena.

DOÑA LEONOR.
¿ Don Diego en casa de Elena?
LUISA.

Yo le vi entrar y subir La escalera, que, advertida De la calle, lo miré, Donde un hora le aguardé Oue saliese.

Estoy perdida

De celos.

En vano das En querer á quien no te ama , Sabiendo que tiene dama ; Engañada y ciega estás.

Sale DON DIEGO.

DON DIEGO.
Conocido ya el engaño
En el proceder de Elena,
He ofrecido la cadena
Al templo del desengaño.
Confieso que en tanto daño,
Que mi sufrimiento apura,
Desconfiado en la cura,
Rindiera el alma en despojos,
A no hallar en vuestros ojos
Medicina en su hermosura.
Estimo el ser avisado
De vuestra cuerda advertencia,
Para que con la experiencia
Hiciese pausa el cuidado.
Y así, aunque no escarmentado
De amar con seguridad
A esa divina beldad,
Hermosisima Leonor,
Con mayor caudal de amor
Mudo en vos mi voluntad.
En vos amaré à la dama
De quien fui favorecido,
Sin que el tiempo ní el olvido
Apaguen mi ardiente llama.
Aventajaré à quien ama
Con mas fe, con mas firmeza,
Y si hallo en vuestra belleza
Que à esos ojos soy propicio,
Dar mi alma en sacrificio
Será la menor fineza.

(Vase Luisa.)
DOÑA LEONOR.
Estimo en vuestra mudanza
Efectos de la experiencia,
Donde pudo la evidencia
Dar muerte á vuestra esperanza,
Perdida la confianza
En ojos de engaños llenos.
¿Amais los mios por buenos?
¡Oh, qué mal gusto teneis,
Don Diego, pues pretendeis
El venir de mas à menos!

DON DIEGO.

Si antes amé ciegamente,
De la pasion olvidado,
Ya miro desengañado
El bien que tengo presente;
Y lo que mi alma siente
Viene en mi accion á explicarse,
Y no debe condenarse
Su intento, bella Leonor,
Cuando pretende mi amor
Mudarse por mejorarse.

DOÑA LEONON.

Yo sé que vuestra memoria No se olvidará de Elena.

Nunca se vuelve á la pena

Nunca se vuelve à la pena El que se goza en la gloria. DOÑA LEONOB.

A beldad que es tan notoria, Conocido agravio es El que la haceis descortés.

DON DIEGO.

La vuestra no me concede
Que ame donde precede
Al amor el interés.
Como el tahur que jugando
Ha su dinero perdido,
Y con caudal mas crecido
Le emplea, el juego mudando;
Así yo, que estaba amando
A Elena, perdiendo allí,
Mi desgracía conocí,
Y con mas caudal de amor
Me mudo à juego mayor;
Que espero ganar aqui.
DOÑA LEONOR.

Emplead todo el caudal A ese juego, y no se mude, Aunque el tahur siempre acude Adonde le tratan mal.

DON DIEGO. No es siempre fortuna igual; En el juego del querer Correspondencia ha de haber.

DOÑA LEONOR. No faltará entre los dos.

non niego. Pues si esa tengo de vos. ¿Cómo podré yo perder?

DOÑA LEONOB. ¿Cômo supistes de Elena Su simulada ambicion?

DON DIEGO.
Con una nueva invencion,
Que fué alivio de mi pena.
La flota de barras llena
Esperaba, y que la orilla
Rompiese su errada quilla,
Y que en ella yo tocase
La plata que me llegase
En salvamento à Sevilla.
El aviso me llegó,
Que trujeron dos criados,
Con docientos mil ducados,
Que mi tio me mandó.

DOÑA LEONOR.

¿ Viviendo?

DON DIEGO.

No; que murió.

Muchos años los goceis.

DON DIEGO.

Dueño de todo seréis. De todo aqueste dinero Finjo à un lacayo heredero. DOÑA LEONOR.

Bueno.

Salen DON PEDRO, viejo, v DON JUAN.

DON JUAN.

Como os digo, mi cuidado
Nace de tenerla amor;
Pero siempre ballo en Leonor
Contra mi su rostro airado.
Significola en mis quejas
Una firmeza segura;
Y à mi terneza es mas dura
Que los hierros de sus rejas,
Hasta agora mi paciencia
Su rigor ha tolerado;
Mas creciendo mi cuidado,
Mengua en ella la clemencia.
Viéndome pues afligido;
Y que en su gracia no medro,
Mi pasion, señor don Pedro,
Por su alivio os ha elegido;
Persuadid à la belleza
De vuestra sobrina amada
A que se muestre obligada
De mi amor y mi firmeza,

Para que en casto himeneo

Goce con dulces prisiones

El logro de mis pasiones, La dicha de aqueste empleo.

DON PEDIO.

BON PEDIO.

BON PEDIO.

Me deja vuestro cuidado

De las penas que ha pasado,
Las ansias que ha pasado,
Las ansias que ha padecido.

Se que os aflige el desden
Que hallais en Leonor hermosa,
Y que el alma no reposa
Hasta tener este bien;
Y así, me ofrezco á serviros,
Como dirá la experiencia,
Y de que tengais paciencia
No he menester advertiros;
Que he de elegir ocasion
En que á Leonor pueda hablar;
Que empleos se han de tratar
Con gusto, tiempo y sazon.
En todo seréis servido.
Yivid de hoy mas alentado,
Pues de lo que habeis pasado
Me dejais compadecido.
Con el desden y crueldad
Los firmes no desfallecen;
Que las muy damas carecen
Desto que llaman piedad.
Y de lances semejantes,
Hallo que las mas hermosas
Con acciones rigurosas
Acrisolan sus amantes.
Yo llevo firme esperanza
De persuadir à Leonor.
El premio espera de amor;
Que quien no espera no alcanza.

bon avan. Los piés quisiera besaros Por el bien que me ofreceis.

Presto, don Juan, os veréis. Con mayor dicha envidiaros.

mi esperanza estriba en vos.

#### EL MAYORAZGO FIGURA.

DON DIEGO. La intencion sabreis. A visitarla ha acudido, Muy preciado de la herencia, Y hale dado Elena audiencia, Y aun favores prometido. Pretende por lo marido Enternecer su hermosura, Del favor ya se asegura.

DOÑA LEONOR. Oh fuerza de la ambicion! DON DIEGO.

Ciega pues de la razon, Querra un marido figura.

- Sale LUISA.

LUISA. A visitarte ha venido... DOÑA LEONOR.

¿Quién?

LUISA. Doña Elena de Torres. DON DIEGO.

A qué mal tiempo que llega, Que mis dichas interrempe!

DONA LEONOR. Importa, señor don Diego, Porque conmigo no os tope, Que en mi camarin estéis Escondido.

DON DIEGO. Como importe A vuestro gusto, obedezco, Aunque el mio se malogre.

DONA LEONOR. Aqui os babeis de esconder. Perdonad, y no os enoje Mi recato; que mi fama No es bien que ande en opiniones.

DON DIEGO. En todo he de obedeceros Aunque mi placer se estorbe, (Vase.)

Salen DONA ELENA, INES y URBINA

DOÑA ELENA. Leonor bella.

Elena bermosa:

DOÑA ELENA. Mi fineza os corresponde. BOÑA LEONOR.

Seais, amiga, bien venida; Que estimo aquestos favores .-(Abrázanse.)

Traed sillas.

LUISA. Aqui estan. (Sientanse.) DOÑA ELENA.

Forzosas ocupaciones Han estorbado al deseo Hermosa Leonor, que goce La dicha de visitaros.

DOÑA LEONOR. El no acusar dilaciones Entre amigas es llaneza De amor; ya sé que la corte, Con varios divertimientos, Multiplica ocupaciones; Tendriaislas muy precisas, ¿Cómo estáis? Mas si es conforme A la muestra la salud, Con su beldad corresponde.

DOÑA ELENA. Yo estoy muy para serviros, Aunque falten los primores Que de mi rostro lingis; El vuestro si que en el orbe Le admiran por un prodigio De belleza y perfecciones.

DONA LEONOR. Y esa ano es adulacion?

DOÑA ELENA.

No; que estas verdades oyen, Leonor, vuestros oidos, Ajenas de adulaciones.

Sale LUISA.

LUISA.

El señor don Pedro sube A verte.

(Altérase Elena.) DOÑA LEONOR.

No os alhorote, Doña Elena, su venida, Si pensais que es algun jóven, Porque don Pedro es anciano, Y mi tio.

DEBINA.

Recatóse, Porque pase por melindre Entre estudiadas acciones.

Sale DON PEDRO.

DOÑA LEONOR. Seais, Señor, bien venido. DON PEDRO.

Sobrina mia, en quien pone. Tantos primores el cielo.

DOÑA LEONOR. Haceisme siempre favores.

DON PEDRO.

¿Quién es, Leonor, esta dama? (Hácela cortesia.)

DONA LEONOR. Es doña Elena de Torres, Señora y amiga mia. Dama principal y noble. DON PEDRO.

Pues quiero, con su licencia, Que me escucheis dos razones, Que os importan, en secreto.

DONA ELENA.

El que me trateis, señores, Con llaneza es lo que estimo.-Oid todo cuanto importe, Leonor, al señor don Pedro.

DOÑA LEONOR.

Merezca de vos perdones Esta primera Haneza,

DONA ELENA.

Sed à su mandato docil. (Vanse doña Leonor, don Pedro y Luisa.)

INES.

Hermosa sala.

DOÑA ELENA. Extremada.

URBINA Todo en ella està conforme, en igual correspondencia Bufetes y contadores.

DOÑA ELENA. ¿No celebrais las pinturas?

URUINA. En esta amenaza à Adónis Et cerdoso jabali Por dejarle à buenas noches; Aqui Europa surea el mar,

Combatida de temores, En la taurifera piel En que se disfraza Jove.

DOSA ELENA.

Historia entendeis, Urbina UBBINA.

Desto de trasformaciones Sé mucho.

Pues haceis mal En no hacer una que importe. URBINA.

Yes?

Que de viejo caduco Os volvais en fuerte joven. URBINA.

Pegómela la taimada.

DOÑA ELENA.

Este camarin responde A esta sala; en él se ven

(Mira adentro.)

Paises, medallas, flores Y algunos buenos retratos De los pinceles mejores Desta corte. Mas ¿qué es esto? Inés, ¿quién es aquel hombre Que alli procura esconderse?

No será bien que lo ignores; Don Diego de Acuña es.

DOÑA ELENA.

¿ Don Diego ?

Si las facciones

No me engañan, el es cierto.

DONA ELENA.

Oh tramoyas de la corte! Nunca entendi que Leonor Diera à venéreas pasiones Lugar. ¿Don Diego en su casa?

INES.

Si en la tuya no le acoges, El busca donde le admiten; Tus curiosas atenciones Este daño han descubierto. No te ofendas ni te enojes. ¿Pésate que esté don Diego Aqui?

DONA ELENA.

Sil

INES.

Bien se conoce En ti cuán celosa estas; Pero si en don Payo pones Tu aficion y aun tu codicia, No es justo que te congoje Aquello que has despedido.

DOÑA ELENA.

Son mis vanas presunciones Tan remontadas, lues, Que en verle libre à aqueste hombre De mi dominto me abraso.

INES.

Despreciástele y mudóse:

Salen DONA LEONOR v LUISA.

DONA LEONOR. Perdóname, bermosa Elena. DONA ELENA.

(Ap. De gentil humor me cogé , Cuando de verla me ofendo ) ¿Y tu tio?

DONA LEONOR. Despidiose, Y fuese por otra puerta.

DOÑA ELENA. Leonor, tantas diversiones He hallado en aquesta sala, Que, advirtiendo en los primores De estas valientes pinturas, Me han causado admiraciones.

DOÑA LEONOR.

Razonables son algunas.

DOÑA ELENA.

Entre las que reconoce Por mas célebres tu gusto, Que muestra mas perfecciones, Hay una en tu camarin.

INES. (Ap.)

Con la pasion, declarose.

DOÑA LEONOR.

(Ap. ¡Ay Dios! ¡ Si ha visto à don Diego! Va estoy llena de temores.) ¿Es retrato ó es pais?

DOÑA ELENA.

Es el retrato de un hombre Que un tiempo adornó mi sala; Parecióme bien entonces, Pero deshiceme dél.

DOÑA LEONOR.

Contra el gusto no hay razones; Yo apeteci esa pintura, Informada de pintores Que era de pincel valiente, Y á su alabanza es conforme.

DOÑA ELENA.

¿ Al fin la estimas en mucho?

DOÑA LEONOR. Tanto, que cuanto compone

Este camarin y sala, Y los tesoros mayores, Su valor no igualaran A mi estima

DOÑA ELENA. No conoces Lo que es pintura, Leonor.

DONA LEONOR. Tu menos, pues los valores Del pincel mas natural

No permites que te honren, DOÑA ELENA,

Ya me ofende tu osadia.

DOÑA LEONOR. Como al retrato no toques, Porque no se ofenda el dueño, Sufriré tus sinrazones.

Yo no juzgo que sea agravio Que lo que defectos pones, Desestimas y desprecias, Yo le estime y yo le compre.

DOÑA ELENA.

Pobre pintura has comprado. DOÑA LEUNOR.

Sin marco parece pobre. Mas yo se le haré muy rico.

DONA ELENA. Del metal de los doblones Será bueno.

DOÑA LEONOR. ¡Qué! ¿te burlas? DONA ELENA.

No, porque sé que en tus cofres Hay materia para hacerle. Quédate con Dios , y goces El retrato muchos años.

DOÑA LEONOR. A costa de tus pasiones Me estarà muy bien gozarle. DOÑA ELENA.

Adios.

DOÑA LEONOR. El tus dichas logre. (Vanse doña Elena y Urbina.)

INÉS. Mi ama va mas picada Que puede estarlo un jigote.

LUISA. Y la mía habrá comido Pimientos ó mostachones.

(Vanse.)

#### Sale DON DIEGO.

DON DIEGO. Cuando el suelo que pisals Yo le respete y adore, Aun no pago lo que os debo.

DOÑA LEONOR. Habeis andado algo torpe En no cerrar esa puerta: Que huir de censuradores En amantes es cordura.

DON DIEGO. Pues cuando Elena se enoje, Los pesares la atormenten Y los suspiros la ahoguen, Nada me puede importar; Que amor, que preceptos pone, Solo me manda quereros Y que olvide otros amores.

DOÑA LEONOR. Yo os lo agradezco, don Diego. Temo que mi tio torne; Y así, Señor, os suplico Que, excusándome temores, Os vais, porque aqui no os halle.

DON DIEGO. Harto lo siento, mas voyme. ¿Cuando os he de ver? DONA LEONOR.

Mañana.

DON DIEGO.

Sin falta? DOÑA LEONOR.

No hay dilaciones Donde el amor hace esfuerzos.

Si el tiempo veloz no corre, Tendré mil siglos de ausencia Hasta que esa dicha goce.

Adios.

(Vase.)

DON DIEGO. Adios, mi Leonor. Tiempo, apresura la noche; Que los mas breves instantes Son siglos entre amadores.

## ACTO TERCERO.

DOÑA LEONOR.

## Salen DON JUAN y DON PEDRO.

DON JUAN. Ya de vuestra boca espero, Señor don Pedro Narvaez, Una respuesta que sea El alivio en mis pesares: ¿Qué ha respondido Leonor? No pretendais dilatarme El gozo que el alma espera Con tanto afecto.

> DON PEDRO. Escuchadme.

Yo hallé á Leonor de visita, Ocupada con un angel; Tal me pareció una dama, Que me dijo apellidarse Doña Elena; es muy hermosa, Y con su licencia, aparte La hablé en vuestra pretension. Referila vuestras partes. Vuestra constancia y amor, Que no las ignora nadie.

DON JUAN.

¿Qué os respondió?

DON PEDRO. Que conoce, Señor, vuestras calidades, Pero que no tiene intento Por ahora de casarse; Que es muy moza para verse Con los cuidados que trae El matrimonio, que son A veces intolerables. Dios sabe, señor don Juan, Cuánto lo siento no darle A vuestro amor la respuesta Que merecen sus quilates.
Forzaria à que se os incline,
Aun no es empresa de un padre,
Cuanto mas de mi, que soy Su tio.

Mi amor constante Pierde méritos con ella ; Aquesto sin duda nace De que en otro amor se obliga Leonor.

DON PEDRO. Es gran disparate Que tal cosa os digan de ella; Su recogimiento es grande, Y nunca ha dado al amor

Ni feudo ni vasallaje. Aquesto debeis creerme Y porque se me hace tarde Para hacer una visita Que es de cumplimiento, dadme

Licencia, y quedad con Dios, Señor don Juan. (Vase.) DON JUAN.

El os guarde. Desde hoy, Leonor, me despido De tu amor, pues que no valen Para contigo finezas Que obligaran voluntades. En tus helados desdenes Vino mi fuego à apagarse, Que antés pudiera su fuerza Dar llamas por cien volcanes. A doña Elena de Torres, Dama hermosa y de buen talle, La he hablado algunas veces, Despues que no quiso darle Audiencia doña Leonor A mi amor firme y constante.
Es bizarra con extremo,
A esta pretendo inclinarme,
Y aun pedirla por esposa;
Y quien podrá bacer mis partes Será don Diego de Acuña, Que me afirman con verdades Que es mucho suyo, y aun deudo; Por su medio sera fácil Conseguir mi nuevo iutento. Pero mi dicha le trae En esta ocasion aqui.

Sale DON DIEGO, con hábito de Santiago.

DON DIEGO.

¿ Don Juan?

pon Juan.
¿ Don Diego? Esta tarde
He sabido que esa cruz
Al noble pecho dió esmalte.
Goceisla por largos siglos,
Con la encomienda mas grande
De su órden militar.

Los cielos, amigo, os guarden. Antes de ayer recibi De mano del Condestable El hábito.

DON JUAN. Gran señor.

DON DIEGO.

A todos mil honras hace. ¿Hay en qué serviros pueda?

Hoy se me ofrece en qué os canse.

DON DIEGO.

Mi descanso es el serviros.

Comenzad pues á mandarme;

Sepa, don Juan, vuestro intento.

DON JUAN.

Con la noticia bastante
Que teneis de que Leonor,
Esquiva, severa y grave,
Menosprecia mis finezas
Sin permitir obligarse,
He mudado ya de intento.

Pues ; qué! ¿ amais en otra parte?

Si, don Diego; à doña Elena De Torres; que despicarme He querido del desden.

DON DIEGO. Cuerdamente lo mirastes.

DON JUAN.

Sé que teneis en sú casa
Mucha entrada, y sé que os hace
Mil honras y mil favores,
Nunca admitiendo de nadie
Consejo sino de vos;
Y asl, para que yo alcance
La dicha de mercecrla,
Que será para mi grande,
Os elijo intercesor
Para con Elena; dadme
Este honor, con persuadirla,
Refiriéndola mis partes,
Me dé la mano de esposa,
Si gusta con ella honrarme.

pon DIEGO.

(Ap. O este ha ignorado el amor
Que à Elena he tenido grande,
Pues me descubre su intento,
O quiere certificarse
Si la estoy queriendo ahora;
Yo haré que se desengañe.)
Señor don Juan, vuestro intento
Ha andado bien en mudarse;
Que es Elena un serafin
En la beldad, y es notable
Su divino entendimiento,
Que à muchos ventajas hace.
Lo que yo haré por serviros
Con Elena, será darle
Parte de vuestra intencion
Y de vuestras calidades.
Solo os digo que desea
De un bruto, de un ignorante,
De un primo que Dios me dió
(Y esto porque hacienda trae
De las Indias) ser su esposa;
Pero yo, aunque sea mi sangre,
Como aborrezco este empleo,

Estorbaré que se case Con él, y os admita à vos.

En todo sabrêis hourarme. ¿ Cuándo os vereis con Elena?

Presto, don Juan; esta tarde.

DON JUAN.

Fiando en vuestra amistad, No será justo que os canse Mas; quedad con Dios, don Diego. (Vase.)

DON DIEGO.

La vida el cielo os alargue, —
Ya vuelto casamentero
El que ha sido galan antes,
Va à solicitar à Elena
Que se emplee y que se case
Con don Juan; hoy he de verla,
Aunque sea contra el gravamen
Que Leonor me tiene puesto,
Que ni la vea ni hable.
Si se enojare, podré
A mi salvo disculparme;
Mas los enojos no duran
Entre los firmes amantes. (Vase.)

Salen INES, y MARINO tras ella.

MARINO.

Inés bella, Inés gentil,
Del amor ardiente rayo,
Que le haces la mueca al mayo
Y la mamona al abrit,
No se esquive tu persona
Contra mi cariño así,
Porque será hacerme á mi
La mueca y aun la mamona.
Póngáse á tu fuga tregua,
Porque con aquesto solo,
Ni yo vendré à ser Apolo,
Ni tú Dafne de la legua.
Escúchale á un caballero
Cuatro razones de amor,
Familiarismo esplendor;
Espera, espera.

inés. Ya espero.

De la planta à la nariz, Y desde alli hasta el cabello, Es todo tu bulto bello. ¡Quién hacerte genitriz Pudiera de un bello infante!

INÉS. Heme venido á enojar Que me requiebre en vulgar, ¿Piensa que soy ignorante?

MARINO.

Por el inclito abolorio De mi prosapia en Galicia, Que en mi no ha habido pigricia; Que entendi que el auditorio Era de estofa mediana Y que cualquiera parlado Le pudiera ser de agrado.

Juzgástesme chabacana O con ingento bisoño? Pues mas de dos entendidas No me igualan presumidas Con enaguas y con moño.

Ya afecto credulidad, Y pues esa perfecion Pide culta locucion, Oiga mi verbosidad. Nise, que cubicularia Eres de Elena, y ultrajas, Haciendole mil ventajas, A la tropa famularia, Cosquillosamente intima Tu lalgoroso esplendor, Rayos à un flamante amor, Que fué embrion y se anima. Y pues domina imperiosa En mi tu luz, Nise bella, Sea venérea centella, Y no chispa fulgurosa. Conoce afectos anejos Al amor que has visto en mí, Para que goce de ti El premio con mil amplejos. Halle mi pesar leticia En tu famula beldad, Y de socarronidad Expele toda nequicia.

Si à la mentida aficion
En que os fingis con empeño
Premiara amando, à mi dueño
Fuera hacerle gran traicion.
Y así, disculpa, Señor,
Esta cortedad aqui,
Que no os puedo dar por mi
Esperanza de favor.
Perdonad, señor don Payo.

Poco, Elena, os obligó, Pues para amplejarla yo Me estáis negando el ensayo.

No querais por lo indirecto Dar estimulo al cuidado.

Por Dios, que se os ha pegado La roña de mi dialecto; Con un brazo y otro brazo, Nise, podeis iniciar Aquesto del abrazar, Dejando el culto embarazo.

INÉS. (Ap.)
Es de don Payo el humor
Tal, que, si noble no fuera,
Por mi galan le admitiera,
Porque le he cobrado amor.

MARINO. No impetra la persuasiva, Aunque hable à lo gongorio, Que circuya el bello empario; Ea, sed ejecutiva.

Tanto dais en porflar, Que, por no ser enfadosa, Os abrazo.

MARINO. Linda cosa,

Sale URBINA, y los ve abrazados.

Esto se llama abrazar. Bueno va, por Jesucristo ; Que en los tres años que he amado A tal dicha no he llegado.

ixés. (Reparando en el viejo.) El escudero me ha visto; ¿Qué importa?

Con brevedad, no morir Con esperar y servir,

Llegalde, don Payo, á hablar.
MARINO.
Seais, Urbina, bien venido.

URBINA. Lo contrario había pensado. MARINO.

¿ Cómo ?

URBINA. Ser muy mal llegado. MARINO.

(Ap. Socarron me ha respondido.) Donde està mi Elena hermosa? URBINA.

En visita la dejé.

MARINO.

¿Con ... ?

URBINA. Con una dama. MARINO.

2 A Co ?

URBINA.

One enfrente de casa posa.

MARINO.

Y cuánto se tardará En venir?

URBINA Ya voy por ella: MARINO.

No os detengais.

URBINA. (Ap.) La centella

De celos me abrasa ya. Con qué priesa nie despide Para acrecentarme enojos! MARINO.

Teneis nubes en los ojos? URRINA.

Una, pero no me impide El ver sin dificultad, Aunque sea dar un abrazo.

INES. (Ap.)

Malicias tiene el pelmazo. MARINO

Hablando aqui en puridad, ¿Visteisme abrazar à Inés? URBINA

Y deso estoy muy celoso, Pues no he sido tan dichoso, Aunque la sirvo años tres.

MARINO.

Y eso ¿es para casamiento? URBINA.

Pues ¿ para qué habia de ser? Amola para mujer.

MARINO.

¿Y es con su consentimiento? TIRBINA.

Si he de deciros verdad. Ella siempre me desdeña, Muy esquira y zabareña.

INÉS.

No le tengo voluntad.

DRBINA.

Llámola en versos constantes; Que me precio en la poesia...

MARINO.

Me gusta, por vida mia.

Despeño de los amantes, Roca, marmol, risco helado, Peña altiva y fuerte acero.

INES. Todo es porque no le quiero. URBINA. Pagame mal mi cuidado;

Unos versos la hice aver. Que dedico à su rigor.

MARINO.

Oigamoslos, por mi amor. ¿Son cultos!

> URBINA. No los sé hacer.

MARINO.

Vaya de versos.

URBINA. No son.

Señor, de los realzados, Pero son acomodados Para decir mi intencion. Si gusta Inesarda que sufra y que calle,

Amando, queriendo, sufriendo y velan-¿Cómo lo podré, si he estado mirando Tomarla apretada medida à su talle? Coando ella meaburre, yo dalle que da-Querer, mas querer, sentir y llorar, [ile, Hasta que vea que no hay que esperar, Y que me pone de piés en la calle.

MARINO.

Repente composicion, Y al suceso del abrazo.

UBBINA

Con tal prontitud los trazo.

MARINO. Muy á lo de Mena son.

Asi los compone Urbina, CRIIINA.

Otros me veréis hacer A vos, que tomais placer Con esposa y concubina.

MARLINO:

(Vase.)

Huyendo se fué el vejete, En diciendo la malicia. — Inés, no tengas trísticia.

INÉS.

Es un soplon.

MARINO. Y un pobrete.

La hoja quedo dobiada; Volvamos à nuestra historia.

INES.

No se verá en esa gloria. MARINO.

Inés mia , Inés amada, Inés con hombres cortés.

INES.

Repórtese; que está loco. MARINO.

En la materia que toco, Un poco te quiero, Inés.

Poco y lan poco será, Que casi à ser nada venga; Otra de amor le mantenga, Pues que tan hambriento está.

MARINO.

Oyeme, niña, pues es Mi amor festivo y solene. Mas, porque tu ama viene, Yo te lo diré despues.

Salen DOÑA ELENA, Y URBINA, que la trae del brazo.

Qué calurosa que vengo! Quitame, Inés, ese manto; Que en el tiempo del estio Aun el soplillo es pesado.

URBINA Apretôle el tejedor.

DOÑA ELENA.

¿Aqui está el señor don Payo?

MARINO.

Aqui me tiene Cupido, A fuer de rito judaico, Intruso en la espectacion, Mas fijo que lo está un mármol.

DOÑA ELENA.

¿No estaba con vos Inés? MARINO.

Aquí entretuvo el cuidado. URBINA. (Ap.)

Y aun el gusto.

INES. Calla, viejo.

URBINA. Solo por mi honra callo.

DOÑA ELENA

Teneis cartas de Sevilla? MARINO

Si, Elena; Jorge Grimaldo, Mi agente, me ha remitido Cosa de diez mil ducados En plata doble, y me tiene Lleno de tedio y espanto Ver la poca cantidad De dinero que ha labrado La casa de la moneda.

DOÑA ELENA.

Deben de labrarla tantos, Que para todos no habrá. MARINO.

Ya dice que à otro ordinario

Me enviará mas cantidad, Con lo que allá me he dejado De plata, perlas y piedras. DOÑA ELENA.

Ya con lo que os ha enviado Les podemos dar principio A nuestras bodas.

MARINO. (Ap.)

Andallo ; Sal quiere el huevo; diez mil Es el principio del gasto; ¿ Qué vendran à ser los medios Y los fines? Batacazo Puede temer cualquier bolsa Que le viniere à las manos.

DONA ELENA.

Tracemos, pues, los vestidos.

MARINO.

Ausentense los criados, Que siento no hablar cultoso; Que es lenguaje desairado El vulgar, y en estas cosas El culto no he de gastarlo.

DOÑA ÉLENA.

Decis muy bien. - Vos. Urbina Y Inés, despejad entrambos, Y dejadnos aquí à solas.

Por mi, yo obedezco.

URDINA.

Vamos. (Vanse los criados.) DOÑA ELENA.

Tomad silla

Ya me siento. (Siéntanse.) DOÑA ELENA De aquestos diez mil ducados,

Con los demás que se esperan, estidos y joyas trazo, Colgaduras, coches, silla, La familia de criados Desde la escalera arriba Y de la escalera abajo.

MARINO.

Muy bien está.

DONA ELENA. Lo primero ...

MARINO. (Ap.) Con buen pié en la boda entramos. DOÑA ELENA.

Sacaré doce vestidos, A doce meses del año Ofrecidos. ¿Qué colores? Uno ba de ser cabellado, De tela riza, color Oue ahora se usa.

> MARINO. Y los calvos

El cabellado desean, Pero no en tela ni en raso.

DOÑA ELENA. Otro de nácar.

MARINO.

No es cosa

De mi gusto.

DOÑA ELENA. Andais errado. MARINO.

Es muy malo ese color.

DOÑA ELENA.

La causa?

MARINO. Porque he juzgado

A la que de nácar viste, Que ha venido por el Rastro, Y la hicieron los rastreros El vestido de livianos.

DOÑA ELENA.

Ello ha de ser.

MARINO.

Vaya pues, Aunque brindeis los milanos, Cernicalos y alfaneques, Que comen este guisado. ¿ No elegis el verdegay?

DOÑA ELENA.

No he jurado en papagayo.

MARINO.

Pues es color muy honesto; Allá en las Indias le usamos.

DONA ELENA. Maldiga Dios tan mal uso. Otro elijo noguerado.

MARINO. ¿Del color de la nogada?

DOÑA ELENA.

¡Que lindo humor vais gastando! Burlais?

No me burlo à fe, Sino que soy mentecato, Y no entiendo de colores. DOÑA ELENA.

Pues yo muy de veras hablo. MARINO.

Yo tambien.

DOÑA ELENA. Otro he de hacer ... MARINO.

¿Como?

DOÑA ELENA.

MARINO.

¿Oscuro ó claro ?

¿Célico ó celoso?

DONA ELENA.

Azul.

MARINO. ¿De aqueste azul ordinario? DOÑA ELENA. -

MARINO.

Los negros lo apetecen.

DOÑA ELENA.

Será de lama, y bordado De negro.

Bueno, me gusta; El buen capricho os alabo. ¿ No trazais otro pajizo?

DOÑA ELENA.

En los tiempos de Pelayo Fué valido ese color.

Teneis el gusto extremado; Que dama que de pajizo Se viste esta en él penando, Como alma del purgatorio, Con llamas por todos lados.

DOÑA ELENA. Otro vestido haré verde.

MARINO.

La esperanza de los asnos Se acabará con mirarle Cuando le estén deseando.

DONA ELENA.

Será de lama de flores.

MARINO. (Ap.) De arbolan lo habrá tomado, Verde y flores que prometen Un verde y florido mayo.

DONA ELENA.

Parece que estáis de fisga.

MARINO.

Soy tan generoso y franco, Que siento que me deis cuenta De tan misérrimos gastos; Gastad à vuestra eleccion.

DOÑA ELENA.

Coche y silla haré.

MARINO. Yo esclavos

Os compraré.

DOÑA ELENA. No sean negros. MARINO.

No serán, porque, mirando Llevar à una dama negros, Juzgarán pechos cristianos, Y mas si sale de noche, Que va en poder de los diablos.

DOÑA ELENA.

Una cosa, mi señor, Es la que be de suplicaros, En que me habeis de dar gusto.

MARINO.

Siempre à dárosle me allano.

DONA ELENA.

Que habeis de olvidar lo antiguo vestir lo cortesano : Al uso quiero ese talle, Que es de muchos envidiado.

MARINO.

Cortesano he de vestirme? DOÑA ELENA.

Si, mi señor.

MARINO Repudiando De don Olfos y don Bueso La escarcela y los follados? DOÑA ELENA.

Eso mismo es lo que pido. MARINO.

Oid un cuento en el caso. En dulce barragania En dulce barraganía
Dos amantes engarzados
Estuvieron largo tiempo;
Mas llególe el desengaño
A la dama, y á su dueño
Le dijo (el rostro bañado
En lágrimas) que queria
Ser monja, y dejar el trato
Lascivo de su amistad,
Pidiándola para al sado Pidiéndole para el santo Intento dote y ajuar. Con todo lo necesario. No sintió el galan la fuga De su compañía tanto Como el pedirle aquel dote; Que dijola mesurado: «Señora del alma mia, De amiga à monja es gran salto; Quedarse en beata puede , El intento minorando.» De follados à calzones Tan de repente no paso; En calzas me quedaré. DOÑA ELENA.

Bien está el cuento aplicado,

Sale URBINA.

IIRRINA.

Don Diego de Acuña quiere Besar, Señora, las manos A vuesance.

MARINO ..

Yo me voy. DOÑA ELENA.

Por qué?

MARINO.

Porque me ha cansado Que con mis proprios papeles Haya pretendido un bábito. Y que le tenga en los pechos.

DONA ELENA

Habito?

MARINO. Y de Santiago.

DOÑA ELENA.

Ha sido termino ruin,

Superchérico, tacaño, Y trecientas cosas mas; Por otra parte me escapo.

DOÑA ELENA. Decid que suba don Diego. (Vase Urbina.)

MARINO. Adios, mi bien; mas despacio Trazad lo que conviniere.

(Vase.)

DOÑA ELENA. El ciclo os guarde mil años.

Sale DON DIEGO.

DON DIEGO.

Aunque à novedad juzgueis Mi venida, habiendo tanto Tiempo que no vengo à veros, Como embajador he osado Llegar à vuestra presencia.

DOÑA ELENA. De ese militar ornato Recibid mi norabuena.

DON DIEGO.

Yo la admito muy ufano, Y este y los demás aumentos Que tuviere, los consagro, Señora, à vuestro servicio.

DOÑA ELENA.

Tengo por milagro raro Que aqui os permita venir Aquel serafin humano Que os gobierna el albedrio.

DON DIEGO.

No os entiendo.

DOÑA ELENA.

No me espanto, Que hablo oscuro ó en griego; a bella Leonor, el pasmo De la beldad, el prodigio Del orbe.

DON DIEGO.

Pues decid, ¿cuándo Tiene aquese imperio en mi? DONA ELENA.

Gracia teneis en negarlo. o he visto un retrato vuestro En su camarin.

> DON DIEGO. ¿Retrato?

DOÑA ELENA.

Miento; que fué original.

DON DIEGO.

Fué de los ojos engaño.

DOÑA ELENA.

Nunca me engaño en la vista.

DON DIEGO. Dicha fuera haber flegado A tanto bien.

DOÑA ELENA. Cuando yo lo he visto y cuando Todos saben que la amais? Mas en efeto, ¿por cuánto Tiempo os ha dado licencia Que estéis aquí?

DON DIEGO.

Por un año Y por mil; porque Leonor No me veda (hablando claro, Como sabe que la adoro) Que hable con vos, cuando he dado En olvidar vuestro nombre.

DOÑA ELENA.

(Ap. De pesar y celos rabio.) Decidme á lo que venis.

DON BIEGO.

El tiempo que lo dilato Viene à ser muy contra mi.

DOÑA ELENA.

Créolo; vamos al caso.

DON DIEGO.

Bien conoceis à don Juan De Bracamonte?

DONA ELENA. Esc hidalgo ¿No era amante de Leonor?

DON DIEGO.

Si, mas su amor ha mudado En vos; es noble y es rico, Desea que vuestra mano Honre la suya y su casa. Por tercero me ha enviado Para tratar deste empleo, Y es que se engaño, juzgando

Que soy muy vuestro valido, Y que podria yo tanto,
Y que podria yo tanto
En esto, que él consiguiese
Su intento; ved con espacio
Si os conviene, porque pueda
Darle á quien la está esperando
De vos alegre respuesta.

DOÑA ELENA.

Tan léjos son vuestros barrios. Que ignorais que à vuestro primo Estimo y quiero?

DON DIEGO.

¿A don Payo? DOÑA ELENA.

Al mismo.

DON DIECO.

Hablaisme de veras?

DOÑA ELENA.

De veras, don Diego, os hablo.

DON DIEGO.

¿Para esposo

DOÑA ELENA. Para esposo. DON DIEGO.

Pienso que os estais burlando. DOÑA ELENA.

No me burlo.

DON DIEGO. Pues à un hombre

Loco, designal, menguado, ¿Habeis de elegir esposo, Cuando es llamado de cuantos Le conocen en Madrid, Por necio y por mentecato, El mayorazgo Figura?

DOÑA ELENA.

Don Diego, con él me caso.

DON DIEGO.

Mucho os anima el dinero; Que la persona y el trato De tan menguado sugeto No han hecho en vos tal milagro.

DOÑA ELENA. No desprecieis vuestra sangre: DON DIEGO.

Aunque no trato de amaros, Siento que hagais tal empleo, Y si puedo, he de estorbarlo.

DOÑA ELENA.

Estorbarlo no podréis.

DON DIEGO.

Si haré, que yo tengo mano Con personas muy de arriba; Que no he de ver malograros, Casada con tal figura.

DOÑA ELENA.

Sois vos mi tutor acaso? Pues porque no lo intenteis, Sin el debido aparato Que á mi calidad se debe, Con el vestido que traigo He de casarme mañana, Sin aguardar á mas plazos.

(Ap. Eso es lo que deseo.) Pues con lo poco que valgo Habeis de ver si lo estorbo.

DOÑA ELENA.

Será término villano. Dejad luego mi presencia; Que, de mi desden picado, Os quereis vengar.

DON DIEGO.

2. Vo?

DOÑA ELENA.

DON DIEGO. No veis que me he despicado Con Leonor, y mi Leonor Es portento soberano De la beldad, que aventaja A todas, como el sol claro

A las lucientes estrellas?

Quedáos para mentecato.

DOÑA ELENA. DON DIEGO.

(Vase.)

Perdida va, de celosa; Llegarásele su plazo, Y entonces conocerá Lo que cuesta un desengaño. (Vase.)

Salen á una reja LUISA Y DOÑA LEONOR.

LUISA.

Fresca noche.

DOÑA LEONOR. Será buena Si don Diego presto viene, Y estorbo no le detiene.

LUISA.

Ya no será doña Elena.

DOÑA LEONOR. De eso vivo bien segura; Que estoy cierta de su amor.

LUISA.

Apeló de su rigor A tu divina hermosura.

DOÑA LEONOR.

Lisonjera, Luisa, estás.

LUISA.

No es lisonja , te prometo; Que don Diego fué discreto En ir de menos à mas.

DOÑA LEONOR.

Mucho es Elena.

LUISA.

Si es; Mas donde Leonor está, Cualquiera la dejará Por tan hermoso interés.

Sale MARINO, de noche.

MARINO.

Noche, amparo de mochuelos, De lechuzas y de buhos, Que sin herencias de muertos Te vistes de negro luto, Adonde hallaré à mi amo. Que le busco à somormujo. Cubierto à lo envergonzante, Il uyendo de los concursos, Para que no me conozcan?

DOÑA LEONOR. Alli be divisado un bulto

Que por esta calle baja. LUISA.

Si es don Diego?

DOÑA LEONOR.

Yo lo dudo; Que le es inferior en talle.

LUISA

Hombre parece de vulgo.

MARINO.

Dos damas honran los hierros Desta reja; con mil gustos Me apropincuo donde hay fembras.-Guarde el cielo los coluros (Llègase.) sas dos brillantes faces, quien el sol es mendrugo iz, mendigando rayos.

ombre llega con humos racejar.

DOÑA LEONOR. Gracejemos él, que tiene buen gusto.

e llega con despejo.

MARINO. as que'el farol nocturno rdais en esa reja darle muchos sustos, do que teneis mas luz, alan abejaruco. solitudines busca elante y vagabundo que vuestra beldad vorezca un minuto empo, si lo permite candor verecundio.

LUISA. ra, este es el galan

DOÑA LEONOR. El lacayo? Dudo sea el

LUISA.

Yo le conozco; ne un grande amigo suyo e mostró en una calle, ser él no dificulto, do que habla deste modo.

MARINO. mos de hablar á lo mudo, nuy torpe en hacer señas, edaré aqui muy burdo.

DOÑA LEONOR. saber con quién se habla ien que se mire mucho. én sois?

Soy un caballero me llamo don Gerundio itoque.

BONA LEONOR. De Vitoque?

MARINO. ue naci en el Maluco, Vitoques de alla llustres en el mundo.

DOÑA LEONOR. áos mas, y descubrid ra.

Si la descubro,

n un rostro de carne. DOÑA LEONOR. erà fuera del uso.

MARINO. Dios, que es moza gentil, mas que un boquirubio rendo por su belleza.

DOÑA LEONOR. decis?

MARINO.

Que sois un sumo ento de la beldad, e cuantos atributos s dieren, merece mas bello plenilunio.

DONA LEONOR. logamente hablais. DD. C. DE L .- II.

MARINO.

He profesado el estudio De esa ciencia.

> Así parece. MARINO.

Si quereis, con vuestro indúlgeo, Que me llegue un poco mas, Aunque sea darle un susto Al alma, que ya os adora, Recto llego y sin condumio.

Llegad.

DOÑA LEONOR. (Lléguese Marino mas.)

MARINO. La reja me indica (Huyendo de lo menudo Sus hierros) que por lo raro Puedo algun favor futuro Esperar, y el optativo Está con muchos impulsos

De hacer una rara prueba, Por si acaso halla conducto Para apropincuarme allá.

LUISA. Señora, aunque sea disgusto Para el penante lacayo, Tú verás cómo le burlo; Haz que ejecute en la reja Su deseo, y en el punto Que con la prueba se salga...

DOÑA LEONOR.

Ya te entiendo.

LUISA. Pues yo acudo A llamar á dos criados. (I (Entrese.)

Tanto à ese sol me vinculo, Esclavo de esa beldad, Que con mas valor que un Mucio Pruebo allegarme mas cerca.

(Entre la cabeza por la reja, y cójale doña Leonor por las orejas, y téngale asido.)

San Pascasio, san Panuncio, San Lésmes, san Romualdo, San Pantaleon, san Bruno, Las auriculares formas De mi semblante rotundo Me las desquician del casco.

Salen dos CRIADOS, de figuras, con máscaras.

CRIADO 1.º

Guatizambo.

CRIADO 2.0 Californio.

CRIADO 1.0 Aroga, aroga; que es tiempo. CRIADO 2.º

Desnuda.

(Vanle quitando los follados y ropilla, y quede en calzoncillos.)

CRIADO 1.º Ya le desnudo.

MARINO. ¿ Qué haceis, hombres mascarosos? CRIADO 1.º

Probamos con un conjuro A despojarle la ropa, Para que en el mes de julio No le dé tanto calor.

Del pensamiento abrenuncio: Las coces me han de valer.

(Tirales coces.)

CRIADO 2.0 No harán, señor macho rucio; Que en nuestro poder está La ropa.

CRIADO 1.º Vaya al profundo. (Vanse con la ropa.) MARINO.

Soltadme vos, doña Urganda. DOÑA LEONOR.

Vade retro.

MARINO. Lindo gusto; Lo que yo la he de decir Me ha dicho, yo me escabullo; (Entrase dona Leonor.)

Por Dios que he quedado bueno, Ellos me han dejado in pluribus Solo con paños menores; El término ha sido sucio, Pero mas sucio estoy yo;

(Échase la mano atrás.) Que esta gente sufra el mundo?

Sale DON DIEGO, de noche.

DON DIEGO. Pienso que vengo algo tarde, Y en Leonor no dificulto Que à esta hora esté despierta, Viendo que he tardado mucho; No pensé que era tan tarde.

San Barlahan, san Mercurio Me saquen de aqueste aprieto; Que diez hombres de consuno Vienen à embestir conmigo; Ya, de miedo, estoy sin pulsos.

DON DIEGO. Un bulto diviso blanco.-

¿ Quien va? MARINO.

Todo el apatusco Del pelear me acomete. DON DIEGO.

¿ Quien va, digo?

MARINO.

Un pelagallo, una liebre. DON DIEGO.

Este es Marino

MARINO. San Junco

Y el cirio pascual me libren.

DON DIEGO. Diga, pues se lo pregunto, ¿ Quién es?

MARINO. Una ánima en pena. Que viene del otro mundo.

DON DIEGO. ¿ Qué pide el ánima ?

MARINO.

Paso

Para topar lo que busco.

DON DIEGO.

¿Y qué busca?

Unos calzones: Que aquestos no están enjutos. DON DIEGO.

Este es el paso que doy. Anima ó cuerpo.

(Dale de espaldarazos.)

MARINO. Un diluvio De demonios se ha soltado.

¿Es Marino?

MARINO. Soy un puto, Pesar de quien me pario.

DON DIEGO.

DON DIEGO.

Perdona si el filo agudo Te pudo hacer algun daño. MARINO.

No me le ha hecho, aunque pudo ; Pero con espaldarazos Me has dado lindo pan duro.

DON DIEGO. ¿Cómo estás de esa manera ? MARINO.

En empresas poco ducho, Una me ha salido mal, Con que me hallo desnudo,

DON DIEGO.

¿Cómo?

MARINO.

Vámonos á casa, Si quieres que por menudo Te lo cuente; que deseo Que te rias con buen gusto.

DON DIEGO. Vamos; que Leonor hermosa Estará, à lo que presumo, Acostada; esta es su casa.

MARINO. ¿Su casa? Casa de brujos Se puede llamar mejor. DON DIEGO.

¿Por qué?

Tardaréme mucho En contar lo que ha pasado; Allá, que estaré seguro, Lo sabrás, y que he de ser Novio mañana del rubio Serafin de doña Elena.

DON DIEGO.

En eso hay que decir mucho. MARINO.

Desde hoy escarmiento en ser Curioso; que los magullos De la espada de mi amo Me han pautado todo el bulto. (Vanse.)

Sale DOÑA ELENA, muy bizarra, É INES.

DOÑA ELENA. ¿Pusiste aquel pomo, Inés?

INÉS. Ya queda puesto en la sala, Y con el calor exhala Olor à estas piezas tres.

DOÑA ELENA. ¿ Estoy bien tocada?

INÉS.

Si.

DOÑA ELENA. ¿Qué te parece el vestido?

INÉS. Que es muy bizarro y lucido, Y todo está airoso en ti; No está mas galan el mayo. (Ap. Con poca fuerza se miente.)

DOÑA ELENA. Si me habrá sido obediente En el vestirse don Payo?

INÉS.

Es de tan extraño humor. Que en su tema extraordinaria, Temo una gala contraria Al uso de mas primor.

DOÑA ELENA. Leonor estaba avisada, Y se tarda ya en venir.

INÉS. Querrá en tus bodas lucir, Bien prendida y bien tocada, Y en eso se tardara.

DOÑA ELENA. Tocarse á lo de palacio Requiere, Inés, mucho espacio.

INÉS.

En casa la tienes ya.

Salen DONA LEONOR, con otro vestido, y LUISA, con mantos.

DONA LEONOR. Amiga, ¿habrásme culpado Mi tardanza?

DOÑA ELENA.

A tu hermosura La adorna tal compostura, Que no es mucho haber tardado.

DONA LEONOR.

La tuya puedo decir Que está con primor tan raro, Que aventajas al sol claro En el brillar y lucir.

LUISA. (Ap.)

Muy para ser novia estás, Inés mia, te prometo.

INES. (Ap.)

Adulas à lo discreto.

LDISA. (Ap.)

Te engañas si en eso das.

Sale URBINA

URBINA.

El señor don Payo y toda La nobleza que le asiste Suben la escalera.

> DOÑA LEONOR. (Ap.) Triste

Fin pronostico á esta boda.

Salen MARINO, con calzas y nueva gala ridicula; DON DIEGO, DON JUAN, DON PEDRO y CRIABOS.

MARINO.

A objetos tan luminosos Oue espelen luces difusas, ¿ Qué vigor resistirá , Próximo á su esfera ebúrnea? Tremulante la osadia, Mil deliquios la circundan, Y afecta retrocedencias Cuando piensa que conculca.

DOÑA LEONOR.

Notable modo de hablar. DOÑA ELENA.

Del esposo que me ilustra, Menos encarecimientos Harán su fe mas segura.

MARINO.

Doméstico y nada sério Este amante se vincula A que del casto himeneo Le pongan yugo y coyundas.

Yo estimo vuestra humildad Y conozco mi ventura.

DON PEDRO.

A qué se aguarda, señores? URBINA.

A que solo venga el cura. DON DIEGO.

Antes que el parroco llegue, Y el casamiento concluya, Propongo un impedimento. DOÑA ELENA

Don Diego, no pongais dudas ; Que yo tengo de casarme, Y será osadía mucha Ouerer estorbar mi empleo, Que nadie en él dificulta; Don Payo ha de ser mi esposo,

MARINO.

Pluguiera á la excelsa y pura Majestad del gran Jehova Que celebrara estas nupcias; Pero no puedo, Señora.

DOÑA ELENA.

¿ Quién lo estorba?

MARINO. La fortuna,

Que no me quiso hacer noble.

DOÑA ELENA.

¿Cómo no?

MARINO.

La maña astuta De mi amo me vistió A lo de Nuño Rasura, Porque en el juego de amor Os diese una garatusa. Yo no me llamo don Payo Ni soy de la noble alcurnia De la antigua Cacabelos; Que es mi patria la Coruña. Lacayo soy de don Diego, Que el mandil y almohaza usa, Y es mi nombre Anton Marino; Aquesta es la verdad pura.

DOÑA ELENA. Este hombre dice verdad, O miente?

DOÑA LEONOR.

Asi lo asegura

Don Diego. DON DIEGO.

En todo la dice; Porque, viendo en vos la mucha Codicia y el poco amor Que á mis penas, mis angustias, Que á mis ansias y desvelos Mostrabais, porque la duda Desi me amabais o no Se viese en verdad desnuda. Fingi á Marino heredero De la cantidad y suma Que de mi tio heredé; Presentóse á esa hermosura, Y vos, sin advertimiento De verle decir locuras, Codiciosa de su hacienda Sin la razon que os alumbra, Le haciades vuestro esposo; Estorbarlo-fué cordura

DOÑA ELENA. Que esto se usase conmigo, Y que no tenga ninguna Persona que mi venganza Solicite?

DOÑA LEONOR. No le turban Amenazas á don Diego Que es Andrade y es Acuña.

## EL MAYORAZGO FIGURA.

DOÑA ELENA.

Señor don Juan, esta mano Será vuestra si procura Vuestro valor mi venganza.

DON JUAN.

En mí fuera dicha suma, Pero ya estoy desposado.

DOÑA BLENA.

¿Con quién?

DON JUAN.

Una prima suya Me ha prometido don Diego.

DOÑA ELENA.

¿Fáltanme mas desventuras? DON DIEGO.

Porque no quede sin boda Esta tan flustre junta, Doña Leonor es mi esposa.

DOÑA LEONOR.

Y esta es mi mano.

MARINO.

Aleluya. DON PEDRO.

Goceisos por largos años.

Yo me voy triste y confusa; Que estoy rabiando de celos. (Hace que se va, y detiénela don Diego.)

DON DIEGO.

Grosería fuera mucha Apuraros mas, Elena; Apuraros mas, Elena; Que mi venganza no apura. Acompañad á mis bodas Con otras, que las procura Don Juan, que no está casado, Como ha dicho.

DON JUAN.

Si es que gusta Mi señora doña Elena Darme su mano, en la culpa Del mentir pido perdon.

DOÑA ELENA. Aunque agraviada me turban Tantos pesares, la dov; Que no he de olvidarlos nunca, Aunque perdone à don Diego.

MARINO.

Escudero de aventuras, Lacayo por otro nombre, Inés y Luisa me juzgan; De las dos ¿ hay quien me quiera? INES.

Yo no, porque no me arguyan Que halló en mí facilidad.

Ni yo tampoco; que nunca Tuvo pláticas conmigo.

MARINO.

Pues á reveder, mis chulas; Que celibato me quedo.

DON DIEGO

Démosle fin, si os disgusta, Al interés castigado Y al Mayorazgo Figura.

•

• • **n** 

# COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# EL MARQUÉS DEL CIGARRAL,

DE DON ALONSO DEL CASTILLO SOLORZANO.

# PERSONAS.

DON ANTONIO, caballero. FABIO, su criado. DON COSME FUENCARRAL, lacayo. TORIBIO, LLORENTE, ALCALDE, LEONOR, dama. MARINA, villana. EL PRIOR DE SAN JUAN. UN CABALLERO de este. DON IÑIGO, caballero. LUPERCIO, criado. LORENZO, villano.

UNA DUEÑA. Músicos. Griados. Acompañamiento.

# JORNADA PRIMERA.

Salen DON ANTONIO, de estudiante, y FABIO, criado.

FABIO.

Extraña resolucion.

DON ANTONIO. Es este mi gusto, Fabio.

FABIO.

Haces à tu sangre agravio,
Fundado en ciega pasion.
Cuando presume tu madre
Que à Sevilta hemos llegado,
Y que en su hermano has hallado
Tio, suegro y unevo padre;
Cuando su indiano tesoro
Le juzga ya en tu poder,
Y à ti rico en poseer
Barras y cabellos de oro;
Y cuando en tu boda espera
Hasta el mas triste lacayo
Verse mas galan que mayo
Por la verde primavera;
Tû, con alma enamorada,
Olvidas tanto interés
Por una villana, que es
Rémora de tu jornada.
Cese, por Dios, tu deseo,
Tan dañoso à tu pasion,
Cuando te aguarda ocasion
De mas venturoso empleo.

DON ANTONIO.

Fabio amigo, yo confieso
Que te sobra la razon,
Mas es tanta mi aficion,
Que me obliga à tal exceso.
Amo aquesta labradora,
Siendo su rara beldad
Prision de mi libertad,
Centro en quien mi alma mora.
Della estoy favorecido,

Y espero veré premiado Este amoroso cuidado, Mal fundado y bien perdido. Gozada esta flera ingrata, Será luego mi partida; Que un villano amor se olvida Al paso que mas se trata.

FARIO

Si dura su resistencia,
Y tú el fin pretendes ver,
Bien pienso que es menester,
Para esperarle, paciencia;
Mas plegue al cielo que al fin,
Resistiendo tu deseo,
No te deje sin empleo
El villano serafin;
Mas no es traza la que has dado,
Herido de amor rapaz,
Para encubrirte en Orgaz,
Que sirvamos á un cuitado
Que es figura de figuras.

¿Quién? ¿Este recien venido?

FADIO.

Si, que así se lo he oido Por todas las comisuras; Tal nos refirió un lacayo Que ha traido de su tierra. Aqui tu eleccion lo yerra.

DON ANTONIO.

¿No es caballero?

Al soslayo,
Un villano es bien nacido.
Que, loco de una desgracia,
Ha dado en decir por gracia
Que es ilustre, y procedido
Del patriarca Noe,
Mas noble y mas excelente
Que todo humano viviente.
¿No es locura?

Bien se ve.

PABIO.
Pasó, á casarse á Sevilla.
El César por su lugar,
Y salióle à visitar
Con capa, gorra y plumilla.
Llamóle el César pariente,
Y vista su presuncion,
O por loco ó por bufon,
Le da silla en que se siente;
Y siguiéndole el humor
Siempre en sus acciones todas,
Porque alegrase sus bodas,
Le llevó el Emperador
Consigo aquella jornada,
Donde en Sevilla se halló
Tan valido, que se vió
Su persona mejorada,
Por la locura que ostenta,
Sin descaer de su estado,
Se sabe que ha granjeado
Dos mil ducados de renta,
Vinose à aqueste lugar
Por ser, por lo presumido,
Del suyo mal recibido.

DON ANTONIO.

Será un hombre singular.

FABIO.

Mira si gustas servir A un orate confirmado.

DON ANTONIO.
Mientras dura mi cuidado,
Asi me pienso encubrir;
Que con lo que me refieres
Me ha dado mayor deseo.

FABIO.

Harémos muy buen empleo.

DON ANTONIO,

Fabio, no te desesperes.

FABIO.

¿No me he de desesperar?

DON ANTONIO.

No, pues no me desespero.

FABIO. A costa de mi dinero Te puedes aventurar Que con él has de suplir las faltas de la razon; Porque ayunar no es razon, Y ya lo empiezo á sentir; Mas advierte que aqui sale, Y el Alcalde le acompaña.

DON ANTONIO.

Es una figura extraña.

No hay ninguno que le iguale. DON ANTONIO.

Vámonos; que no es mi intento Que por ahora me vea.

FABIO.

Como tú quisieres sea. Vamos; un loco hace ciento.

(Vanse.)

Salen DON COSME, ridiculamente vestido de luto; EL ALCALDE y FUEN-CARRAL.

DON COSME. Yo soy don Cosme de Armenia (Alcalde y fratelo mio), Desde el arca del diluvio. Derivado y procedido; Que, como afectó mansion Aquel nadante edilicio En los escollos de Armenia, Donde tomé mi apellido, Noé, mi señor abuelo, Dió cuidado al tercer hijo Que à mi estirpe generos: Le diese honroso principio; Y así, de lo mas selecto, Puro, substancial y primo De su sangre me engendró Per su sangre me engendro
Para honra de estos siglos;
Tanto, que, en su parangon
Con lo terso y con lo limpio,
Son escoria los cristales,
Son basura los armiños.
Yo, que estaba descuidado,
Ratirado y recogido. Retirado y recogido En mi patria de este sol Corto, y estrecho epiciclo, Acertó á pasar por ella El famoso Cárlos Quinto, Que iba à casarse à Sevilla Con la hija del invicto Don Manuel de Portugal. Vile, vióme, y conocido Por su cercano pariente, Quiso llevarme consigo; Que, si no lo ha por enojo, Yo y el César somos primos Por la linea de Jafet; Esto lo saben los niños Y si no me engaña el árbol Que curiosos han escrito, Está nuestro parentesco A grados seis mil y cinco. Dos soles vieron à un tiempo En el bético distrito. Veraniego el de don Cosme, Y el de Cárlos invernizo. El , viendo cuán mal se avienen Dos luminosos abismos De esplendor en corto espacio (Escarmentado en el hijo Del planeta Barbarroja, Que, atropellando los signos, En la etiope sarten Dejó á sus patriotas fritos), No quiso que alli asistiese, Y con rigor expulsivo,

Me retrocedió à Almodóvar, Mi solar y centro antiguo. No sé yo si el buen Alcalde Mi periodo habrá entendido; Que le juzgo, en la fachada, Que es poco metaforico. Diga la verdad.

ALCALDE. Señor, Aunque tengo aqueste oficio, No me le dierou por letras, Si por hombre bien nacido; Que, si por letras se diera, Juro por el pan bendito Que de toda la cartilla Nunca he pasado del Christus.

DON COSME. Segun eso, ¿ estará ayuno Del discurso narrativo, Sin entenderme palabra?

ALCALDE. Es así como lo ha dicho. Habrarme de esa manera Es meterme en leborrintios; Por aca solo se habra Pan por pan, vino por vino.

DON COSME. Digo (pues que el buen Alcalde Res tanto del plebeismo)
Que el Emperador, mi deudo,
Ha gustado y fué servido
Que con dos mil escudejos
De renta hiciese retiro A Almodóvar, mi solar Esto, haciéndome marido De la hermosa Zacateca, Hija del cacique Urriquio, Nacidos en Chuquizaque Y á España recien venidos: Con la cual y con mi suegro, Y el aparato debido A nuestras autoridades, A Almodóvar nos volvimos: Donde, de comer los dos Ensaladas de pepinos, Pagando la postrer deuda, Se pasaron à otro siglo. Murió al fin mi cara esposa, Muriò mi suegro querido, Sin haber visto del dote Ni un papagayo ni un mico. Quedé con dos mil de renta. Corta hacienda al fausto altivo De mi garbo, porque soy De España grande legitimo.

ALCALDE.

¿ Qué es grande ?

DON COSME. Forrar meollo

Con fieltro y tafetan liso Delante el Emperador. ALCALDE.

Cobijarse, ya he entendido.

DON COSME. El Emperador, mi deudo, Cubrirme cien veces hizo, Con que soy cien veces grande.

ALCALDE. ¿ Tantas? Nunca tal he oido.

DON COSME. Parecióme el lugarejo De Almodóvar corto sitio Para ostentar mi grandeza, Y sus villanos malignos. Quise venirme à Toledo, Mas, por un mal de zollipo Que tengo, temi sus calles; Y este lugar he escogido,

Que me dicen que es su temple Sano, apacible y benigno, Igual á mi complexion. Vengo un poco deslucido De criados de mi casa: Que de Almodóvar los bijos No se quieren destetar De los paternos bodigos ; Y así, le rogué al Alcalde, Dándome el recien venido, Que me inquiriese sirvientes, Advirtiendo que me sirvo Con puntualisimo afecto, Y que el criado que elijo, Han de concurrir en él Lo noble, discreto y limpio.

ALCALDE Señor, de lo mas granado Del pueblo os traigo escogido Lo mijor.

DON COSME. Yo he menester Cosa de seis pajecillos.

Para llenarse de sarna, En entrando, de improviso, O para lamer los platos, Si no los hallan lamidos.

DON COSME. Un prudente mayordomo, Un camarero solicito, Un maestresala severo Con fondo en caballerizo; Sobre todo, un secretario, Que, como tan mal escribo (Propio de hombres de mi porte), Me deshago, me destrizo En escribir de mi mano.

ALCALDE. En todo seréis servido ; Todos esperan afuera.

DON COSME. A remunerar me obligo El cuidado del Alcalde Que soy muy agradecido.

ALCALDE.

Al punto entrarán aquí.

(Vase.)

DON COSME. Mas hombre de bien no he visto Que el Alcalde. - Fuencarral, ¿Qué te has hecho?

FUENCARRAL. Andar perdido En busca de aqueste alcalde.

DON COSME. Pues ¿ en lugar tan sucinto Te pierdes?

> FHENGARRAL. Para otra vez

He menester, como à niño Traer puesto en las espaldas Rótulo de pergamino.

DON COSME. ¡Qué vulgar gracioso eres Cuando no pecas en frio!

FUENCARRAL. He jurado en cantimplora. Y así tengo helados dichos.

Salen EL ALCALDE, con TORIBIO, LLORENTE Y DON ANTONIO, de estudiante.

ALCALDE. Aqui tienes los sirvientes. DON COSME. ¿Cómo os llamais?

Vo? Toribio

De Poncil.

DON COSME. Toribio Ponce Desde este dia os confirmo; Vos seréis mi camarero. ¿Teneis capricho en vestiros?

TORIBIO. Hasta ahora no le tuve,

Mas no faltará capricho.

DON COSME. Decidme vos vuestro nombre.

LLORENTE.

Llorente Berros me digo. DON COSME.

Don Llorente de Barrasa Sea hoy mas vuestro apellido: Mi maestresala seréis.

LLOBENTE.

¿Qué es maestresala?

FUENCARRAL. Esto es lindo;

Jugar, Señor, à dos manos El azote y los cuchillos Con los pajes y en la mesa.

LLORENTE. A maestresala me inclino, Por dar tajos y revese

En lo asado y lo cocido. DON COSME.

Me gusta, à fe de quien soy; Es bueno el despejo y brio. ¿ El nombre?

FABIO. Pascual me llamo

Zapatero.

DON COSME. No lo admito. ¿Zapatero? No me gusta.

FABIO.

Es sobrenombre, no oficio.

DON COSME. Llamáos don Pascual Zapata; De Zapatero derivo El Zapata.

FUENCARRAL. Asi lo haran Muchos figuras del siglo. DON COSME.

Mi mayordomo mayor Os hago.

Si en eso os sirvo, En ese oficio me empleo.

DON COSME. Si; que en vos he conocido, Si el fisionómico objeto No engaña los ojos mios, Que para tomar mobatras

Sois especial, sois unico.— Vos ¿como os llamais, mancebo? DON ANTONIO.

Yo me llamo don Domingo De Zurdacaci.

FUENCARRAL. ¿De qué? DON ANTONIO.

De Zurdacaci.

FUENCARRAL.

Maldigo El apellido cien veces. ¿ Debeis de ser vizcaino? DON ANTONIO.

Si, Senor.

PHENCARRAL.

Yo lo jurara.

DON COSME.

Parece que han merecido Solo la pluma esta gente; Raer el don es preciso Si os hago mi secretario.

DON ANTONIO.

Dalde, Señor, por raido.

DON COSME.

Y aun el vestido repudio.

DON ANTONIO.

Por causa de un beneficio Que tengo, ando desta suerte.

Traelde, mientras le pido Al Papa un caballerato, Para que podais vestiros De seglar, y gozar dél.

DON ANTONIO.

Yo, señor don Cosme, escribo Francés, redondo, bastardo, Gótico, asentado, grifo, Procesado, y en seis lenguas.

FUENCARRAL.

Sabeis mas que Calepino.

DON ANTONIO.

Escribiré en todas effas A un conde, à un duque, à un obispo, A un principe, à un potentado , Aunque sea el Palatino; A un rey, à un emperador, Y al que se pone el anillo Y tiara de san Pedro.

DON COSME. Hombre, ¿ de dónde has caido, Tan nacido para mi? ¿Tuvo mas dicha un judio?

DON ANTONIO. Hago mis pocos de versos Y en culto tambien escribo.

DON COSME.

En culto! ¿ qué mas deseo?

FUENCARBAL. Vive Dios, que le ha venido La horma de su zapato! Topó Sancho a su rocino.

DON COSME.

Solo contador me falta.

DON ANTONIO

De castellano y guarismo Sé tambien sus reglas todas.

DON COSME.

Tambien baréis ese oficio.

ALCALDE.

Los pajes traeré mañana.

DON COSME.

Al secretario remito La eleccion de todos ellos.

DON ANTONIO.

Es favor muy excesivo.

DON COSME.

Zardacaz, mi secretario, Asentaréis en mis libros A don Pascual, don Llorente, A vos y al buen don Toribio.

(Vanse.)

Salen LEONOR y MARINA, de villanas.

LEONOR.

En este prado, que Flora Esmalta de bellas flores, Donde en su espacio atesora, Entre lucidos colores, Su aljófar blanco la aurora ; Aquí, donde ve Amaltea Su bella copia esparcida , Y en los cuadros que bermosea La república florida, Con aromas nos recrea; Vengo para no encontrarme Con Lauro, que, amando firme, Pasa á necio y á cansarme; Que aqui podré divertirme, Y sin su vista alegrarme. MARINA.

Tanta es tu riguridad Como su mucha paciencia.

Si te he de decir verdad, Cuanta mas es su asistencia Es menos mi voluntad.

Notable es tu rebeldía. LEONOR.

Quiérole mal.

MARINA.

No es razon.

Da ocasion con su porfia; Que amar con tanta pasion, Si à otra enciende, à mi me enfria.

MARINA.

¿ No es igual para tu esposo? Si lo quiere vuestro padre, ¿Obedecer no es forzoso?

Quien con mi gusto no cuadre, Está de serlo dudoso.

Tu esquiveza vitupero. LEONOR.

No es de mi gusto, Marina.

MARINA.

¿Sabes, hermana, qué infiero? DEGNOR.

¿Qué?

MARINA.

Que à otra parte se inclina Tu amor.

2 Dónde?

MARINA.

Al forastero.

LEONOR.

Prométote que me agrada Su término y cortesia.

MARINA.

¿ Confesaráste obligada?

LEONOR.

¿Tan presto? No, hermana mia. Júzgame mas recatada. Yo gozo mi libertad. Mas cuando inclinarme hubiera, Servida con igualdad, Te aseguro que pusiera En Celio la voluntad.

No porque sirva cortés. Dehes de Celio agradarte; Que en Lauro hay mas interés.

LEONOB.

Dél puedes aficionarte, Pues tan de tu gusto es; Que, si yo hubiera de amar, A Celio diera lugar Para ser de mi admitido. ¿Sin ser de ti conocido?

LEONOR.

No me pueden engañar Partes que tiene exteriores (Aunque yo ignore quién sea), Dignas de alcanzar favor.

Los tuyos sé que desea. LEONOR.

Antes verá mis rigores.

### Sale DON ANTONIO.

DON ANTONIO. Menos rutilante dora El campo el mayor farol, Pues à la deidad del sol Afrentas con dos, Leonora. Mas ufana mira Flora Esta alfombra que hermosea Tu pié, divina Amaltea, Pues con mas vivos colores Labelleza de las flores Nuestra vista lisonjea. La república vistosa Que aromas tributa al prado Le debe à este pié abreviado Fecundidad mas copiosa. Menos lozana la rosa, Asistir se viera aqui Assur se viera aqui Con lo blanco y carmesi; Pues si tiene presunciones, Es ya por las perfecciones Que ha recibido de ti. Armonia ofrecen grata Estas cristalinas fuentes Siendo en liquidas vertientes Citaras de undosa plata. Alegre canto dilata Turba alada que te espera Con música lisonjera, Pues entre piras de flores, Varios pájaros cantores Te aclaman su primavera. ¿Que mucho, Leonor gentil, Que al sol le causes desmayos, Cuando le usurpas sus rayos. Para afrenta del abril? Un alma tengo, y si mil, Hermosa Leonor, tuviera, Con ella las ofreciera A tu divina beldad ; Accion de una voluntad Que en amarte persevera.

LEONOR.

Celio, aunque de vos infiero Que amais, à sentir nie allano Que, si sois muy cortesano, Teneis mas de lisonjero. Como esto en vos considero, Y lo llego à conocer, No me atreveré à creer Ser vuestra alición perfeta, Porque pareceis poeta En esto de encarecer. La mas fina voluntad En su dueño exagerada, De hipérboles apoyada, Es sospechosa verdad ; Mas pierde la autoridad Cuanto mas la pondereis.

DON ANTONIO.

Agravio á mi amor le haceis Si crédito no le dais.

Será exceso lo que amais, Si es como lo encareceis.

DON ANTONIO. No acuseis á mi rudeza Faltas de que no os alabe; Que es tan torpe, que no sabe Ponderar tanta belieza; Mas, si en vos naturaleza Puso, con tal perfeccion, Partes tan grandes, que son Alientos de mi esperanza, Lo que faltó en la alabanza Sobró en la contemplacion:

MARINA

No perderá la fineza Por lo mal significada; Lo encarecido me agrada.

DON ANTONIO. No llega á tanta belleza.

LEONOR.

No os creo.

DON ANTONIO. Hay tal entereza! LEONOR.

No sois hombre?

DON ANTONIO.

Y con amor.

LEONOR.

¿Cuál le tiene?

DON ANTONIO. ¡Qué rigor!

Yo le tengo.

LEONOR. El tiempo quiero Que me asegure primero.

DON ANTONIO.

Pues él será mi fiador.

Salen EL ALCALDE, FUENCARRAL Y DON COSME.

DON COSME. No me desagrada el casco Del lugar.

ALCALDE. ¿Lugar? Es villa , De este reino de Toledo La mas principal y antigua.

DON COSME.

Tiene équites generosos?

ALCALDE.

No entiendo. DON COSME.

A la plebeisma Está templado el Alcalde. ¿ No entiende de prosa crítica?

FUENCARRAL.

Si hay caballeros aquí?

ALCALDE.

De eso hallará carestía; Hidalgos de buena data. De alcurnias bien ingreidas.

DON COSME.

¿Qué cantidad?

ALCALDE. Hasta dos.

DON COSME.

Propónganse sus familias.

ALCALDE.

Nada quedan á deber A cualquiera que los sirva.

DON COSME,

Adefesios responsion.

FUENCARRAL.

Dice que si multiplican Hidalgos de su linaje.

Oh! Solo Pero Botija Tien diez hijos, todos machos, Y otros tantos Juan Parrilla.

DON COSME. Me agrada, á fe de quien soy; Fecundante genitricia. ¿Hay diversion?

ALCALDE. ¿Conversion?

¿De quién?

FUENCARRAL. Casa entretenida

De juego, quiere decir. ALCALDE.

Temporadas se ejercita. DON COSME.

¿ A qué juegos?

ALCALDE.

Al rentoy, Y tambien á la malilla.

DON COSME.

¿ Con la lengua ó con los naipes?

ALCALDE. Con todo, si se emberrinchan.

DON COSME. No usan tal vez la carteta, Y con encaje las pintas?

ALCALDE.

No, Señor.

DON COSME. Mal gusto tienen. Yo pasaré triste vida En el corto lugarejo.

Y de la esfera feminea Hay faces de buena data? ALCALDE.

No entiendo á su señoria. DON COSME.

Si del femenino sexo

Hay perfecta simetria. ALCALDE.

Menos lo llego à entender. FUENCARRAL.

Dice si en Orgaz hay niñas De buena cara.

Eso si;

Cuatro tengo yo muy lindas, Que es para alabar à Dios. Hizo por santa Lucia Nueve años la mayor dellas; Hila como una perdida.

FUENCARRAL.

De mas edad las desea.

ALCALDE.

Asi yo no lo entendia; Hay aqui muy buenas mozas.

DON COSME.

Pésia à tal!

ALCALDE. Toda Castilla

No las tiene como Orgaz, De hermosas.

DON COSME. Hermosisimas?

ALCALDE. Veráslas un dia de fiesta, En la igreja oyendo misa Mas frescas que una albahaca, Mas que una espetera limpias. Un labrador tiene aqui A dos doncellas por hijas, La flor de toda la tierra: Tal son Leonor y Marina.

Mas ¿qué me canso en loarlas, Si ya las tiene á la vista? Que han salido á ver el prado.

FUENCARBAL. (Ap.)
Y por Dios, que se le arrima
El secretario à la una.
¡Oh, qué de cerca la mira!
No es muy bobo ni muy lerdo.

DON ANTONIO.

Adios, mi Leonor querida;
Que no puedo aqui esperar.
De tus ojos me desvia
La gente que al prado viene
A estorbar, con su venida,
Que no goce deste bien.

LEONOR.

Adios.

Adios, prenda mia,
(Vase hácia don Cosme.)

Gústame, à fe de quien soy, La mozuela; es muy jarifa. ¿Aquesto produce Orgaz? ALCALDE.

Si, Senor.

Me refocila.— Zurdacay, secretario, ¿ Quién es la labradorcilla Con quien hablabais?

DON ANTONIO.
Señor,
De Lorenzo de la Encina,
Un honrado labrador,
Es hija mayor.

DON COSME. Se inclina Mi gusto à confabular Con ella ; dalde noticia De quien soy y del deseo. DON ANTONIO.

Yo os serviré. (Ap. ; Qué desdicha, Que aquí hubiese de venir!)

FUENCARRAL.

Por Dios, que no es tuerta ó bizca!
La bermaneja me contenta;
En viéndola entretenida
A la mayor, yo me llego
A ella.

DON ANTONIO.

Leonor mia,
Don Cosme de Armenia ; ay Dios!
Quiere hablarte, y yo querria
Que lo mas presto que puedas
Le hables, y te despidas.
Señoria has de llamarle.

Figura entre señorías
Puede ser el tal don Cosme.

Lleguemos ; que se apropincua.— Dios guarde la labradora.

LEONOR.

Y à vos, Señor.

PON COSME.
Por mi vida,
Que teneis rebuena cara.
¡Orgaz estos rostros cría!
¿Cómo es el nombre?
LEONOR.

Leonor.

Por el siglo de mí prima, Que me habeis aleluyado Cuanto de requiem traia; Que ese garbo y ese brio Es túmulo de amicicia, Y el recreo de los ojos Mi cuerpo desintestinan.

Venis, Señor, á burlaros?

DON COSME.
¿ Cómo á burlar? Por la línea
Del patriarca mi abuelo,
Que, olvidando chilindrinas,
Son cuantas digo verdades;
Que aturde, encanta y hechiza
Ese simétrico palmo,
Esa beldad serafina.
¿ Es labrador vuestro padre?

LEONOR.

Si. Señor.

DON COSME.
¡Qué corta dicha
Tengo en que no fuese conde!
LEONOR.

¿ Por qué causa ?

Por cosme.
Porque habia
De honraros como á mi esposa;
Mas, pues no me facilita
El villano estirpe el serlo,
Humanãos á concubina
Del mas noble caballero
Que las historias antiguas
Čelebran en prosa y verso.

LEONOR.

Suplico à vueseñoría
Me trate con mas respeto;
Que, aunque en humildad nacida,
Me precio de ser honrada.
Haga de mí mas estima;
Que si, villana, no igualo
A la noble jerarquia,
Mis pensamientos la exceden.

DON COSME.

¡Altivez remontativa!

Ya estoy con menos temores; Que Leonor es entendida, Y ha de despreciar de un loco Los amores y caricias.

(Llégase Fuencarral à Marina.)

FUENCARRAL.
Vuesamerced, mi señora,
Vuelva el rostro, si se digna
De hablar con este sirviente,
Que ya apetece su vista.

MARINA.

¿ Qué manda vuesamerced?

Oh cuerpo de mi, que linda! Que lindaza y que lindona Es vuesarced! ¿No sabria Cómo se llama, mi reina? Por mi fe, que me lo diga.

MARINA.
Pues ¿qué le importa saberlo?

Mucho, porque la codicia...

¿Quién?

PUENCARRAL.

Mi alma, cuando menos.
¿ Cómo se llama?

MARINA. Marina.

FUENCABRAL. (Llegándose.).
¡Ay Marina de mi alma!

Apártese allá.

FUENCABRAL. Cherisca.

Cheribayo.

MARINA. ¿ Qué ? FUENCARRAL.

Un favor. MARINA. (Dândole un bofeton.)

Tome, si dél necesita.

¿Qué ha sido?

FUENCARRAL.

No ha sido nada;
Fué tomarle la medida
Al tamaño de este rostro.
; Por Dios, que es la moza arisca!

Salen LORENZO, villano viejo, y UN CABALLERO del prior de San Juan.

LORENZO.

Aqui está el señor Alcalde.

ALCALDE.

¿ Qué hay, Lorenzo?

LORENZO.

Todo el día

Os andamos á buscar.

ALCALDE.

Tengo la condicion misma Del Rey, que donde no está No le hallan.

Aquí os traia Del gran Prior esta carta.

ALCALDE.

Del gran prior de Castilla, Don Fernando de Toledo?

CABALLERO.

Del mismo; tomad.

ALCALDE.

CABALLERO

Él habia de venir; Mas un achaque le obliga A hacer cama y a quedarse; Y asi, en su lugar me envia.

ALCALDE.

Pues yo no la sé leer; Léala su señoria Por mi.

DON COSME,

Mostrad; que me place. Así dice la misiva:

(Lee.) « Luego que el Alcalde reciba » esta , se vea con Lorenzo de la Encina, un labrador de ese lugar, que stiene, en nombre de hija suya, à doña » Leonor de Toledo, mi sobrina, hija » de un cabaltero de la casa de Alba. » Yo habia de ir por ella; mas, por estar » indispuesto, va en mi lugar don Diesgo de Toledo, mi dendo; lleva vestiados, carrozas y gente que la acompañe hasta Consuegra, donde la espero. » Hágame merced que la partida sea » luego, con el decoro que se debe; » que lo agradeceré.— El gran Prior.»

¡Juro á mi, Lorenzo hermauo, Que me huelgo que esa niña Sea hija de tales padres!

Encubierta la tenia Hasta abora, como veis, Con el nombre de mi bija, Desde que la traje à Orgaz.

ALCALDE. No hay hombre en toda la villa Que haya pensado otra cosa. LORENZO.

Una tarde que venia
De la ciudad de Toledo,
De un cigarral que en la cima
De ese ribazo hace asiento,
Y al hermoso Tajo mira,
Oigo que me están llamando
A voces con mucha prisa.
Vuelvo del camino, llego,
Y atando alli la pollina,
Subo á ver quien me llamaba,
Por una escalera arriba.
Hallo en la primera sala. Por una escalera arriba.
Hallo en la primera sala,
Con manto y tocas tendidas,
Una venerable dueña,
Que me pregunta dónde iba.
Yo se lo dije, y sacando,
Envuelta en ricas mantillas, Una niña, me la da, Diciendo que importaria Que en mi lugar se criase; Y ofrecióme, por primicias De la paga, una cadena, Que pesa mas de una libra De oro, que tengo guardada. Yo, tomando mi chiquilla, Traté de criarla en casa, Porque acertó á estar parida Mi mujer de esotra moza. Desde aquel día me libran Cada pascua cien ducados, Y galas con que se vista Leonor á la usanza nuestra Yo, haciendo buena mochila Deste dinero, he comprado Olivares, casas, viñas, Y estoy rico, gloria á Dios.

ALCALDE. Es la historia peregrina.

MARINA. ¿Qué es esto, Leonor hermosa? LEONOR.

Haberme dado esta dicha Los cielos, naciendo noble, De prosapia ilustre y limpia!

MARINA. ¿Llevarásme allá contigo? LEONOR.

Tendréte en mi compañía, Como hasta aquí, como hermana.

MARINA. ¿ Seré alla doña Marina? LEONOR.

Claro està.

MARINA. Estarame bien. LORENZO.

Dadme vuestros brazos, hijas; Mal dije , dona Leonor.

LEONOR. Amor de padre me obliga Tenerte siempre respeto Mientras yo tuviere vida.

No se ponen mal los bolos Con la moderna noticia De que ya es noble Leonor; Ya emprendo aquesta conquista. Aspiremos á himeneo Aspiremos à himeneo
Con festejarla y servirla;
Ya olvido el concubinarme,
Aun pensarlo es grosería.—
Decid, Señor, al Prior
Cómo ha leido su epistola
El gran don Cosme de Armenia,

Y á no estar con las insignias Funestas de su vindez, Era la ocasion precisa Para ir acompañando La beldad de su sobrina; Que le doy mil norabuenas, Y que, pasados diez dias, En que el año viudal Cumplo, le haré una visita Con expulsion de bayetas; Que no es bien que mi tristicia Asome por sus umbrales Cuando es tiempo de alegría.

CABALLERO. Yo se lo diré al Prior.

DON ANTONIO. No va mal, bien se encamina Mi pretension deste modo; Estaráme bien que asista Don Cosme, amante en Consuegra De esta beldad peregrina; Que álli le diré quien soy.

DON COSME.

Venid, señora sobrina; Que ya por la casa de Alba Somos todos de una pinta, Y yo muy cercano deudo.

LEONOR.

De tal favor soy indigna,

DON COSME.

El brazo tomad.

LEONOR. ¡Señor!

DON COSME.

Esto ha de ser, no resista Vueseñoría; que ya Bien merece señoria. (Dale la mano.) (Ap. Flechas de amor son sus ojos, Penetrantes, punzativas; ¡Los pulmones me ha abrasado!) ¡Hola! los coches, aprisa.

# JORNADA SEGUNDA.

Salen EL GRAN PRIOR DE SANJUAN y DON INIGO, caballero.

PRIOR.

Seais, primo y señor, muybien venido.

DON INIGO.

Vos, primo, gran Prior, muy bien halla-Que no exagero el gusto que he tenido De veros en Consuegra descansado.

PRIOR.

No es nuevo el ser de vos favorecido, Y todo lo debeis á mi cuidado; Que siempre he deseado con afecto Ver de vuestros aumentos el efecto.

DON INIGO

La nueva del empleo de mi hermano, Que supe habra muy poco en Lombar-Del servicio del César soberano [dia, Y del Duque, mi tio, me desvia.

¿Cómo dejais al gran monarca hispano? DON IÑIGO.

De nuevo le dejé sobre Pavía.

PRIOR.

Gran valor!

DON INIGO.

Por sus hechos se le debe El décimo lugar entre les nueve.

PRIOR. Mi padre ¿queda bueno? DON INIGO.

Está gallardo. Como es Alba de un Cesar generoso, Alumbra siempre aquel país lombar-Precursora del sol tan luminoso; [do, Mas sus cartas (que en dar he sido tar-Os dejarán, leyendolas, gustoso, [do) Y las nuevas que os doy, acreditadas.

PRIOR. Han sido con afecto deseadas, Sabed, primo y señor, que me acompa-Una dama en micasa, y decir puedo Que es su hermosura la mayor de Espa-Y como à tal el labio le concedo. [ña,

DON INIGO.

¿Quién es?

PRIOR.

Venida por ventura extraña, Hija de don García de Toledo, Embajador en Roma.

DON MIGO.

¿Dónde estaba? PRIOR.

En Orgaz encubierta se criaba; En Orgaz encubierta se criaba;
Su madre, retirada en un convento,
Espera de mi primo ta venida,
Y el me escribió de Roma que al moA Consuegra su bija sea traida. [mento
Al punto obedeci su mandamiento.
Aqui la tengo, y es de mi servida
En cuanto de su gusto se le ofrece;
Mas no hago nada, que ella lo merece.
Un don Cosme de Armenia (humor
[gracioso],
Que à Sevilla llevó el César consigo,
Con quien su majestad se balló gusto-

Con quien su majestad se ballo gusto-DON INIGO. [so ...

Conózcole muy bien, y soy su amigo. PRIOR.

Este, para vivir con mas reposo, Se vino à Orgaz, y en la ocasion que digo Que traje à mi sobrina, me ha enviado Con el que fué por ella un gran recado.

DON INIGO. ¡Que don Cosme de Armenia en Orgaz Tengo de verle. [viva!

Que de Noé su estirpe se deriva Por línea recta.

DON INIGO.

¡Es célebre figura! El tema nada tiene de inventiva , Pues que desciende del toda cristura. PRIOR.

Lo que de nuevo aqueste tema tiene Es el decir que él solo de alli viene. Ayer se cumplió el plazo prometido En que ha señalado su venida.

Y si con vos le traeis entretenido. Pasaréis en Consuegra alegre vida; Siendo de vos bonrado y aplaudido Su persona tendréis desvauecida, Agasajando a un grantruban de fama, Que entre los suyos principe se llama.

Sale FUENCARRAL, con fieltro de camino.

FUENCARRAL. Gracias á Dios, que be topado Con palacio!

DON ÍÑIGO. Fuencarral!

### EL MARQUÉS DEL CIGARRAL.

FUENCARRAL. Señor, ¿hay ventura igual A la mia? ¿Aqui has llegado?

DON ÍNIGO.

Todos estamos aca; Besa la mano al Prior.

FUENCARBAL. Los dos piés será mejor, Si con gusto me los da.

¿Quién es, primo?

FUENCARRAL.

Es un lacayo De don Cosme, hombre importante, Que no nació semejante Desde un mayo hasta otro mayo; Viénete à ver, gran Prior, Don Cosme, y le ha parecido Hacerte desto advertido, Siendo yo su precursor.

PRIOR.

Humor tiene.

non iñigo. Es extremado.

FUENCARRAL. Es razon; y así, conviene

Que, cuando el amo es solene, Sea media fiesta el criado.

PRIOR

Estimaré, como es justo, De don Cosme la llegada; Porque ha sido deseada Con afecto y sumo gusto.

DON INIGO.

¡ Que haya venido aqui El gran don Cosme!

FUENCARBAL.

Es su intento

Vivir en Orgaz de asiento. DON INIGO.

Y eso ¿ es cierto?

FUENCARRAL. Senor, si;

Debe de haber veinte dias Que à Orgaz habemos llegado, Que à su patria han tripulado Sus leves sienes vacias; Allí vino de Sevilla.

DON INIGO. Con aquella hermosa indiana, Con quien se casó en Triana?

Con quien le dieron papilla, De achaque de refriados Ella y su padre cayeron Enfermos, y se murieron, Con que alivió sus cuidados. Dos Galenos homicidas Les dieron fin; ¡gran poder! Que un suegro y una mujer Tienen mas de treinta vidas. De suegro y mujer viúdo Hizo sentimiento poco: Que quien llora à un suegro es loco, Y quien le canta, sesudo. Agridulce se obstentó Al pueblo, y fué, à mi entender, Tras de perder la mujer, Por lo que el César le dió. Viendose pues hacendado, Vano, presumido y necio. Daba en tratar con desprecio Al mas rico y estirado. Revelado el villanaje Contra su altivez al fin, Como suelen al mastin Hacer los gozques ultraje,

Tal se halló mí presumido De villanos acosado, Con que á su patria ha dejado Y à Orgaz, Señor, se ha venido.

DON INIGO. ¿Cómo le va de locura?

FUENCARRAL. Gracias á nuestro Señor. Cada dia está peor, Siempre su tema le dura; Ha dado ahora en pensar Que si en España tuviera Un lugar, que dél pudiera Nuevo titulo tomar, Y ser grande hecho y derecho; Porque tal se juzga ya...

DON INIGO.

Si en eso no mas está, Dalo, Fuencarral, por hecho; Que yo tengo un cigarral, Que está cerca de Toledo, De donde decirle puedo Que es marqués.

PRIOR

No decis mal;

Mas, pues él os ha de ver, Decirle mejor seria Que este titulo le envia Con vos el César.

DON ÍNIGO. Placer

Me habeis en la traza dado.

FUENCARRAL.

No dudo yo que logreis La burla, que le dejeis De juicio ya rematado; Mas él debe de venir.

PRIOR.

Ya nos lo dice el rumor De la gente.

DON INIGO. Gran Prior,

Salgámosle á recibir.

Salen DON COSME, galan de figura, ACOMPAÑAMIENTO Y DON ANTONIO, galan, vestido de seglar.

Sea vuestra señoria Muy bien venido à su casa. DON COSME.

Para recibir merced De vusia es mi llegada.

PRIOR.

¿Cómo viene vuecelencia?

DON COSME.

(Ap. Eso si, pésia à mis barbas, Quien excelencia quisiere, Anticipese à llamarla.) Para servir à su lencia ; Esta tierra de la Sagra Es tan estéril de coches Que raras veces se hallan, Aunque den por uno solo Los dos ojos de la cara; Y así, he venido de Orgaz En una tordilla haca Oue, a tener vuelo, de tordo Pudiera bien estimarla; Mas es de tan realzado Trote, que traigo las ancas, Con la gran trotoneria, Mas que bayeta frisada.

A saber yo su venida, Mi carroza le enviara.

DON COSME. Hiciéraisme gran merced.

DON INIGO.

Don Cosme!

DON COSME. Ventura tanta! Vos, don lñigo, en Consuegra?

DON INIGO. Llegué aqui de vuestra patria, Adonde á buscaros fui.

DON COSME.

Pues ¿ hay algo de importancia En que yo pueda serviros?

DON INIGO.

Al partirme para España, Me mando el César que os viese, Y que os trajese una carta Y un titulo de marqués.

DON COSME.

Al fin primo y al fin Austria!

DON ÍÑIGO.

Fuí à Almodóvar, donde supe, Don Cosme, vuestra mudanza; A Orgaz partí en vuestra busca...

Y habrá como dos semanas Que yo aqui le he tenido, Convaleciendo en mi casa De unos achaques del mar.

DON COSME.

Es de la salud madrastra.-¿Cómo dejais en Milan A mi tio, el duque de Alba?

DON INIGO.

Con buena salud le dejo.

DON COSME.

¿Qué hay de guerra?

DON INIGO

El César trata

De darle asalto à Pavia.

DON COSME. A gobernar sus escuadras, Yo se la diera en las uñas En dos horas de tardanza.

PRIOR.

¿Quién tiene vuestro valor?

DON COSME.

Eso se pierde quien anda A elegir por oficiales , No soldados , sino mandrias , Exceptando al duque albano , Que ese es soldado de fama.

A estar allà vuecelencia, Allanara toda Italia El César en poco tiempo. (Ap. Es la figura mas rara Que pienso ver en mi vida.) A ese brazo y á esa espada ¿Quién la iguala en todo el orbe?

DON COSME Ninguno, Prior, la iguala; Mas, volviendo à lo del titulo...

FUENCARRAL. (Ap.) Lo del titulo le escarba, Y muere ya por saberlo.

DON COSME.

¿Es. Señor, de huena data?

DON INIGO.

Marqués sois del Cigarral.

FUENCARRAU.

No nos faltarán cigarras.

DON COSME. Calla, necio.-; Donde cae Ese lugar?

En la falda De ese monte de Toledo.

Media legua hay de distancia Desde la ciudad á él.

DON COSME.

¿Vecinos?

DON INIGO. Quinientas casas. DON COSME.

¿Qué iglesias

DON ÍÑIGO. Seis.

FUENCARRAL.

La mayor Se llama Santa Leocadia, Su abogada.

DON COSME. ¿Tú qué sabes? FUENCARRAL.

Estuve una temporada En el Cigarral , Señor. DON ÍÑIGO.

Es excelente su fábrica.

DON COSME.

¿ Qué naves?

FUENCARRAL. Cuarenta y cinco. DON COSME.

Sin duda el seso te falta. FUENCARRAL.

Las cuarenta le añadi; Cinco tiene,

DON COSME. He de ampliarla. Podemos pedirla obispo; Que me escribo con el Papa.

Si eso es cierto, yo no dudo De que catedral la haga.

Deslucirála Toledo, Con quien ninguna se iguala.

FUENCARRAL. Y será ver de pareja Una pulga y una abada.

DON COSME.

¿ Cuántos monasterios tiene? DON ÍÑIGO.

Franciscos de la observancia, Dominicos y agustinos.

FUENCARRAL. Y hermanos de la capacha. DON COSME.

¿ Tiene lonja?

FUENCARRAL. De tocino No faltará en cualquier casa. ¡ Lonja! Pues ¿esto es Valencia, Sevilla ó Leon de Francia?

DON COSME. Tiene corral de comedias? DON ÍÑIGO.

No, Señor; tambien le falta. DON COSME.

Harémosle un coliseo De arquitectura romana, Adonde se represente.

FUENCARRAL.

Y adonde por fiesta salgan Onzas, tigres y leones, Grifos, dragones, tarascas, Que lidien con caperuzas.

DON COSME.

¡Qué á lo largo disparatas!

PRIOR.

Precioso está su lacayo. DON INIGO.

Muy al tiempo con él anda. PRIOR.

Es un gentil socarron.

DON INIGO.

Y aun el que arrimado calla No me parece que es menos. PRIOR.

Así lo muestra en su traza.

DON COSME.

Cogeisme tan empeñado, Don Íñigo, que me falta Cadena, cintíllo, broche, Pasador ó sortijaza De diamante, como el puño, Que daros; mas, sin ser paga (Que dejo para su tiempo), Os daré una perra braca, La mejor de todo el orbe.

FUENCARRAL.

Si no estuviera con sarna.

DON ÍÑIGO.

Estimaréla por vuestra.

DON COSME. Muy bien podeis estimarla; Que baila con gran primor La capona y zarabanda.

No me preguntais, Marqués, Por mi sobrina?

DON COSME.

Gran falta Fué perderla de memoria. Este título lo causa; Que me pone su alborozo Olvido en las importancias. Dad licencia que la bese Las manos.

FUENCARRAL. Por la tardanza Pensé que se iba à un carrillo, De dos que tiene en la cara.

Decid á doña Leonor Cómo don Cosme la aguarda Para hacerla una visita; Que aquí puede en esta sala Salir para recibirla.

(Vase el criado.) DON COSME.

Por Dios, que teneis bizarra Sobrina, señor Prior; Que es toda la flor, la nata De la perfeccion ; ¡es linda! A tener licencia ámplia Del Emperador, mi deudo, Os prometo que gustara De juntarme en himeneo Con su beldad soberana.

En eso yo gano mucho, Y si es que de veras habla Vuecelencia, yo me obligo Ganar del César la gracia.

DON COSME.

Haréisme mucha merced;

Que está tan conglutinada Mi alma á su perfeccion, Que ya no es mia mi alma.

> Salen LEONOR Y MARINA W ACOMPAÑAMIENTO.

> > PRIOR.

Aqui viene mi sobrina,

DON COSME.

Oh, qué bien la están las galas! Me gusta, à fe de marqués; ¡ Por Dios, que viene bizarra! Vueseñoría le dé A besar sus manos blancas Al marqués del Cigarral, Y aqueste favor le haga. LEONOR.

Vueseñoría, Señor, Honre siglos esta casa Con esa heróica presencia.

PRIOR.

Sillas, ; hola!

DON COSME. Sillas traigan; Oue quien tan de asiento tiene Una aficion asentada, Sentido del sentimiento Que los sentidos me encanta,

Que se siente está asentado. FUENCARRAL.

Y pues en Tajo le aguardan, Sentido al sentar se sienta Con las antifonas malas.

Cielos, ¿ qué es esto que veo? ¡Qué gloria que siente el alma Con la vista de Leonor! Sus bellas luces me abrasan. Qué nuevo ser que le da El vestirse como dama! Bien pueden en lo prendido Cederle todas ventaja. ¡Ay Leonora de mi vida, Causa hermosa de mis ausias, Dueño de mi libertad Y objeto de mi esperanza, Quién pudiera hablarte á solas!

DON COSME. Ya me ha dado la palabra El Prior, Leonor hermosa, Que sereis mi esposa cara, Pidiendo licencia al César; Y será dicha muy rara El serio de un caballero De la mas noble prosapia Que hay del diluvio hasta abora. PRIOR.

A lo menos es bien rancia. Señas hago á mi sobrina Que conceda con su plática, Porque á don Cosme enamore. LEONOR.

Si es que mi tio lo trata, Concediendo con su gusto, A él estoy subordinada. DON COSME.

Que esos vivientes claveles, Custodias de aquesa caja , Locuaz centro de deseos, Pronuncien esas palabras! Que ese anhélito vital, De quien se produce el ámbar, Organizado hecho voz, Tantos favores me baga! De contento pierdo el seso! FUENCABRAL.

La ponderacion es baja;

Que quien le tiene perdido, Será la pérdida nada.

Diera aquí dos cabriolas De placer, hermosa dama, Si no me pusiera estorbo El bataneo del haca.

El sentimiento del gozo Solo le exagera el alma. DON COSME.

Y el cuerpo tambien , Señora; Que es su funda, que es su jaula.

FUENCARRAL. (Llégase à Marina.) Ah mi señora Marina! Podrá llegar á la playa De amor un sirviente al trote, Que pasa grande borrasca?

MARINA.

No. Señor.

FUENCARRAL. Tanto rigor! Despues que mudo la cáscara, As viste de seda, y basta.— ¿ Qué me dice? Qué responde?

MARINA.

as señoras no se tratan Por no perder de su estima, Con la familia lacaya.

FUENCARRAL.

Despues que se introdujeron Las comedias en España, Pueden servir los lacayos A los estrados y salas, Y aun hablar con las señoras De jerarquias mas altas Que la seora Marina , Pues son princesas ó infantas.

MARINA.

Conmigo no corre el uso.

FUENCARRAL.

Suplico à vuestra arrogancia...

MARINA. No me suplique el que ejerce El mandil y la almohaza.

FUENCARRAL.

Toco à jarrete con esto. Fuencarral, las esperanzas, Mas verdes que unas acelgas Se os han convertido en gualdas; Empeñóse aquesta hembra Con el corcho y con la plata, Y las galas la han borrado Las memorias de villana; Querra servirse a lo culto, A fuer de las reales casas, Con meditados papeles, Razones azucaradas, Donde en juegos del vocablo, Garitero amor se haga . Y en las glosas de los motes Se obstenten las elegancias. Abrenuncio del amor. Que siempre en chapines anda; Bien haya amor de tres suelas, Que es amor á pata llana.

PRIOR.

Bien será que descanseis, Señor Marqués.

DON COSME.

Ya descansa, Prior, quien està en su centro.

PRIOR. Hola! en la sala dorada Tenga aposento el Marqués. CRIADO.

Ya prevenida le aguarda.

PRIOR.

Vamos, primo.

DON COSME. Adios, Leonor.

Adios.

LEONOR. DON COSME.

Lo vulgar se calla De aquello : «Aunque voy, me quedo;» Que al buen entendedor pocas pala-[bras.

(Vanse todos, menos Leonor y Marina.) LEONOR.

¿ Qué me dices deste amante?

MARINA.

Que es una figura extraña , La mas célebre de España, Para entretener bastante.

Ver qué vano, qué arrogante De lo vulgar se desvia, Y en lo señor se confia, Me causa risa, y no peca.

El funda en su tema loca El título y señoria; El marqués del Cigarral Se intitula.

LEONOR.

Hale venido Este titulo nacido A lo tonto y perenal,

¿Viste á Celio?

LEONOR.

Y por mi mal.

MARINA. Galan viene.

LEONOR.

Mi cuidado Con su vista se ha aumentado; ¿Qué es esto, amor? ¿En qué andais? ¿Tanto apretar? ¿No mirais A mi mudanza de estado? Quise à Celio en igualdad De estado, sin entender El que llegase à tener Inclinada voluntad. Hoy, que á mas autoridad Ha subido mi balanza . Pierda Celio la esperanza; Mas quien ama con fineza, En pecho donde hay firmeza, Poco importa la mudanza. Déjame, Marina, aqui

MADINA.

Quiero obedecerte. (Vasc.) LEONOR.

¿ Qué es esto, amor? (¡Trance fuerte!) ¿ Tanto rigor contra mi? ¿ Cómo, si noble naci. Pierdo de mi inclinación Con esta loca aficion . Pues soy noble à mi despecho? Salga Celio de mi pecho , Si en él tuvo posesion.

Sale DON ANTONIO.

DON ANTONIO. Si la memoria ha dejado En el estado presente Vivo acuerdo de un ausente, Que por vos vive en cuidado, Licencia el amor me ha dado Para deciros, Leonora, Cuando fortuna os mejora De estado y de calidad, Que mi fina voluntad Mas os quiere y os adora. Perdonad si, inadvertido, Me he puesto en vuestra presencia; Que del amor la violencia Muy pocos la han resistido. Saber de vos he querido, Con la dicha que gozais En la esfera que os hallais (Que por mil abos goceis), Cuando ya señora os veis, Si de Celio os acordais.

LEONOR.

Puesta, Celio, en este estado, Olvido, y no acuerdo, os muestro; Que es el mio con el vuestro Desigual en sumo grado; Ya os dejo desengañado, Haced pausa en la porña.

DON ANTONIO. Mi voluntad ya no es mia, Viva en su perseverancia; Que de una opuesta asonancia Hace el amor armonia.

Es loca temeridad El seguir un imposible.

DON ANTONIO.

Qué rigor!

LEONOR. Mucho.

DON ANTONIO.

Terrible!

LEONOR.

No hay remedio.

DON ANTONIO. ¿Ni piedad? LEONOR.

Adonde hay designaldad, Vive la aficion violenta:

DON ANTONIO.

Ya que el desden me atormenta, Ya que el desden me atorme
Pues desengañado estoy,
Os he de decir quién soy;
Estadme, Leonor, atenta.
Aquella célebre villa,
llustre, famosa, insigne,
Que los montes carpetanos
Le dan á su nombre origen,
Es, bella Leonor, mi patria,
Y mi generosa estirne. Y mi generosa estirpe, Por realce de mi sangre, De los Vargas y Ramirez; A cuyo blason aplaude La fama con voces libre Por todo cuanto circunda El imperio de Anfitrite, Desde aquel famoso alcaide Que, siendo en la fe tan firme , Las dos virgenes gargantas Cortó con filos sutiles. De esta célebre prosapia, Ser hijo de don Fadrique De Ramirez y de Vargas Tengo por honroso timbre. Murió mi padre muy mozo, Dejándome en años quince Debajo de la tutela De doña Constanza Enriquez, Mi madre, que aun vive ahora. Vime jóven, solo ; vine, Y comencé à dar al tiempo Travesuras juveniles Con mancebos de mi edad,

Del lugar nocturnos linces ; Dado à la libre soltura, De la virtud distraime. ¡Oh , cuánto le importa al noble (Si las acciones no mide Con la prudencia y recato) Ver los amigos que elige. Acompañéme de bravos, Matantes espadachines, Sanguijuelas de la hacienda De aquellos que los admiten. Empeñóme su osadia
(Que mal con lo noble dice)
En resistirme mil veces
Contra alcaldes y alguaciles;
Accion que à la sangre ilustre
Le desmiente y contradice,
Pues por perderle el respeto,
Es de España el mayor crimen.
Hasta los veinte y seis años
Tuve esta vida insufrible,
Poco dado à lo de Adónis,
Por ser mucho á lo de Aquiles.
Llegó à este tiempo à Sevilla,
Puerto célebre, que admite
Flotas preñadas del oro
De los indianos países,
Un hermano de mi madre,
Que por peligrosas sirtes Empeñóme su osadia Que por peligrosas sirtes Navegó á la Nueva-España En verdes años pueriles. Este, en Méjico casado Con la bija de un cacique, Tuvo de este matrimonio A la divina Matilde. Muerta su esposa, en España Condujo sus bienes libres, Que serán cien mil ducados, Y al punto á mi madre escribe Que para darme esta dama Luego á Sevilla me envie; Y porque vaya mas presto, Entre sus cartas remite La copia de la beldad Que à ser mi esposa apercihe.
Parti de Madrid con prisa,
Llegué à Orgaz, adonde fuiste.
El dulce, el hermoso estorbo
Que el curso veloz impides.
Vite, Leonor, en el prado,
El cabello suelto y libre,
De quien el ranza amor. De quien el rapaz amor Forma las redes sutiles. Vi tus dos soles hermosos, Que de negro esmalte visten, Por quien el mayor planeta Padece de envidia eclipses. Vi tus perfectas mejillas, Que el nácar y nieve imprimen; De quien la purpúrea rosa El bello color codicie. Vi el primoroso clavel, Que hablando en dos le divides; Custodia hermosa, que guarda Perlas que engastan rubies; Perlas que engastan rubles;
Y con esto, vi fu gracia,
Tan excelente y sublime,
Que al darla ponderaciones,
La mayor le viene humilde.
De la fuerza de su hechizo,
Sin imitar al de Circe,
Con mas finezas de amante
Llegué à ser rendido Ultses.
Tu belleza, tu hermosura
Hacen que à mi prima olvide,
Y que en traje de estudiante
Asista por encubrirme;
Ocultando desde entonces
Del patron de España insigne
De la ropilla y la capa
Las dos cruces carmesies.
Asi mi pena y cuidado

Llegaste, Leonor, á oirme
Varias veces, pero en todas
Tu silencio me despide.
Llegué, asistiendo en Orgaz,
A gozar de dos abriles,
De dos verdes primaveras
Las rosas y los jazmines;
Y porque el lugar notaba
El verme hablarte y seguirte,
Por vivir en él con causa,
A don Cosme entré à servirle.
Quiso la varia fortuna
Mostrarte el rostro apacible,
Y descubrir à este tiempo
Tu calificado origen.
Esforzóse mi esperanza
Para mas seguros fines,
Pues calidades iguales
Hacen el amor mas firme.
En este estado que gozas,
Considerándome humilde,
Mientras mas me explico amante,
Con el desden me despides.
Obligóme el desengaño
Que me has dado à descubrirme.
Esto es verdad, mi Leonor;
Mia te llamé, mal dije.
Don Antonio soy, no Celio;
Si mi voluntad no admites,
Cuando pierdo el ofrecerla
A los ojos de Matilde,
Iré á morir donde nadie
Sepa mi muerte infelice,
Porque no te culpe, ingrata,
El mal pago que me diste.

#### LEONOR.

Generoso don Antonio,
Si el disfraz os ocultaba,
Siempre vuestro ser me daba
De quien erais testimonio.
No es el mayor patrimonio
En la mujer la beldad,
La riqueza en cantidad;
Que el de mayor interés
Es averiguado que es
La modesta honestidad.
Supuesto lo cual, si fui
Sorda siempre à las querellas
Vuestras, pues à todas ellas
Jamas atencion les di,
Fué porque el hábito os vi
Que del pecho habeis quitado,
Siendo à Orgaz recien llegado,
Y en calidad desigual,
Empleos me estaban mal;
Que era el daño declarado.
Sabe el mismo niño amor
Que de vos siempre estinie
Desvelos, firmeza y fe
En su debido valor;
Y que si mostré rigor,
Era fuerza que le hacia
At alma, que ya os queria;
Y asi, oculta la piedad,
No expliqué mi voluntad,
Que era mas vuestra que mia,
Agora, que mi ventura
Quién yo sea ha declarado,
Burlar quise del cuidado
En que os puso mi hermosura;
Pero ya que me asegura
Vuestra cierta relación
Las prendas de estimacion
Vuestras, tanto à amarlas llego,
Don Antonio, que os entrego
Alma y vida; vuestras son.

DON ANTONIO.

Confirme esa blanca mano Ese favor que me haceis. El alma (que es mas) teneis, Contenta del bien que gano.

DON ANTONIO.

Niño amor, dios soberano, Ponles pausa à tus rigores, Multiplica estos favores, Fomenta tu ardiente llama, Porque me ponga la fama Entre firmes amadores.

Marfil animado, en quien Puso el cielo liberal Flechas de amor que hagan mal, Gracías que parezcan bien; No es mucho que à vos se os dén Lauros que en tantas memorias Acuerden triunfos y glorias. Si amor, de si descuidado, De vos joh manol ha fiado Sus mas célebres vitorias, De un retiro de ámbar puro Sacar el rapaz Cupido Cristal de primor vestido, Prodigio de amor desnudo. ¿Qué arnés trazado, qué escudo Podrá haceros resistencia, Dulce hechizo sin violencia, Si tantas almas rendis, Cuando eficaz persuadis Beldad con mucha elocuencia ? Esa bella perfeccion, Objeto de gracias varias, Tiene partes tan contrarias, Que implica contradicion. Ocasionais confusion

Al que dais desasosiego, Pues duda, si amante ciego, Cómo à conservarse atreve Tanta nieve en tanto fuego.

(Bésale la mano.)

### Salen DON COSME Y FUENCARRAL.

DON COSME.

¡ Vos empañar el cristal
Con esa boca asquerosa,
Cuando menos de la esposa
Del marqués del Cigarral!
¡ Hay atrevimiento igual!
Por la fe de caballero,
Soez, vil, bajo escudero,
De ruin trato y proceder,
Que hoy habeis de echar de ver
Del modo que os impropero!
¡ Vos el flueco del bigote,
Que tanto humedece Baco,
Y vuelve pardo el tabaco,
Al marfil dais mazacote?
Por el santísimo bote
De la Magdalena santa,
Que, por osadia tanta,
Ha de costar el besugo
Que os ha de dar el verdugo
Un apreton de garganta.

DON ANTONIO.

Señor.

No hay que señorear; ¡ El disimulo me alegra! Si no hay verdugo en Consuegra Yo os tengo de homicidar.

DON ANTONIO.

Oid.

No hay que replicar; ¿La mano habeis besucado, Y su cristal profanado? ¡ Estoy que rabio de enojo! ¿ Donde yo besara flojo , Besais vos tan apretado? DON ANTONIO.

Escuchadme.

¡ Hay tal locura! A la mano os atrevisteis? Yo apostaré que le disteis El beso con lamedura. Ya mi paciencia se apura!

LEONOR. Oidme os ruego, Señor.

DON COSME. Para tal besucador Os será remedio sano, Leonor, poner à la mano, Como à niño, un babador.

LEONOR.

Suplico à vuestra señoria Oiga, y á su secretario No acuse tan temerario; Su causa tomo por mia. A suplicarme venia Que os enviase un favor ; Yo, sabiendo vuestro amor, Y viendo que porfiaba, Aquesta banda le daba; Esta es la verdad, Señor. Él, con el favor ufano, Como criado leal, Bien nacido y principal . Llegó á besarme la mano Esto es cierto y esto es llano, Valgan mis satisfacciones Para excusar presunciones.

DON COSME. Si esa beldad me agasaja, Ya el enojo se me baja, Mi señora, à los talones. Secretario, yo os culpé Con enojo y sin razon, Tanto, que à degollacion En mi mente os condené; Mas, conociendo esa fe, Un vestido os quiero dar ; Aqueste podréis tomar.

FUENCABRAL. No es cosa que le conviene, Por la gran costa que tiene En haberle de expulgar.

DON ANTONIO.

Beso á vuestra señoría La mano.

DON COSME. Eso si besad; Para eso hay facultad. LEONOR.

mayor para la mia; Tomad la banda

DON COSME Este dia Mi voluntad se acrisola. LEONOR.

Vamos.

DON COSME. Secretario, bola. DON ANTONIO.

Senor.

DON COSME. Advertid, hermano, Que aquesta que llevo es mano. DON ANTONIO.

Si, Senor.

DOX COSME. Y no es estola. (Vanse.)

# JORNADA TERCERA.

Salen EL PRIOR, DON ÍNIGO, LU-PERCIO y OTRO CRIADO.

DON INIGO. Escribeme mi prima en esta carta Que à Madrid, donde está, luego me Que espera mi venida. [parta;

LUPERCIO. Es lástima de verla qué afligida Sin don Antonio vive.

DON INIGO.

Admirado me tiene lo que escribe; Que desde que à Sevilla hubo partido, Nueva ninguna del no le ha venido.

PRIOR.

Presumo que se ha muerto.

LUPERCIO.

Eso tenemos todos por muy cierto. DON INIGO.

Como Sevilla ampara varias gentes Y abunda de valientes, Habrá encontrado alguno, Antes de haberse visto con su tio, Que, con la vida, le quitase el brio; De allà ¿ qué escriben?

LUPERCIO.

El señor don Diego Está desto con gran desasosiego, Temiendo que al pasar Sierra-Morena, Que nunca de ladrones está ajena, Le han quitado la vida.

DON INIGO. Es presuncion que deja ser creida. PRIOR.

Descansad, y por estos cuatro dias Podréis tener paciencia; Que importa de mi primo la asistencia. LUPERCIO.

Hágase vuestro gusto.

PRIOR.

Haced que le regalen, que es muy justo; Dejad , primo, la pena y el enfado.

(Vanse los criados.) pox INIGO.

Pienso que don Antonio con cuidado En Sevilla está oculto, y de su esposa Examina si es cuerda y virtuosa.

PRIOR. Decis muy bien, Señor. DON ÍÑIGO.

El cielo quiera No sea trofeo de la Parca fiera.

PRIOR.

Sabed, Señor, que para haceros fiestas Toros he prevenido, Y al Marqués mi sobrina le ha pedido (Fingiéndose del tal enamorada) [da. Que en la plaza se obstente à dar lanza-

DON INIGO. ¿Don Cosme piensa hacello?

PRIOR.

Al principio dudó, ya viene en ello; El socarron lacayo le amonesta Que no dé risa y cause mayor fiesta, Si no está ejercitado; Mas él, muy presumido y confiado, Viendo que ya sus dudas son pesadas, Afirma que ba de dar cuatro lanzadas. DON INIGO.

Será fiesta solemne.

Asi lo espero.

DON INIGO. Rodarán el caballo y caballero; ¿Cuándo serán los toros?

PRIOR.

Que mañana en la tarde los hubiera; Mas esta noche tengo prevenida Una burla al Marqués, y por mi vida, Que habemos de reir.

DON INIGO.

Si es ya precisa, Desde luego, Prior, prevengo risa. PRIOR

A mi sobrina tengo dado aviso, Que ser el todo en esta burla quiso. DON INIGO.

Decid la burla.

Ahora en ningun modo. Venid conmigo, alla lo sabréis todo.

(Vanse.) Salen, de noche, DON COSME Y FUENGARRAL.

No se ha visto, Fuencarral, En todo el ancho hemisferio Hombre mas feliz que yo.

FUENCARRAL.

Eresio con grande extremo.

DON COSME.

Que, de dos dias venido. Este rostro y este cuerpo Hiciesen tal batería En aquel divino pecho De aquel angel?

> FUENCARRAL. No me espanto. DON COSME.

Eso puede lo perfeto.

FUENCARRAL.

Ereslo mucho, Marqués. DON COSME.

Todos me lo dicen, y yo me lo veo; Al fin me avisa Leonor Que saldrá á hablarme, y aun pienso Que he de tener ocasion Para entrar.

> FUENCARRAL. Dalo por hecho. DON COSME.

Perdida estará por mí.

FUENCARRAL.

Si, Señor; sal quiere el huevo. DOX COSME.

Fuencarral, yo la disculpo, Teniendo en mí tal objeto.

FUENCARRAL. (Ap.) Qué confiado está el tonto De lindo! El verá muy presto La burla con que le aguarda La que le llama al terrero.

DON COSME.

Noche, refugio y amparo De los humanos deseos. Que te pones por los hombres El capuz de paño negro; Capa de cualquier engaño, Manto de cualquier enredo, Asilo de toda maula, Sombra de todo martelo; No dejes lucerna viva

Del taller del firmamento; Embótales su luz pura Con tapabocas de velos Halle en 11 el señor Apolo Un capote tan severo, Que se retire de dar, Por luz de estrellas, bostezos. Seas, noche, finalmente, Mas lóbrega con tu ceño Que son las obras de un culto , Que habla chino y suena armenio; Que te ofrezco , si me amparas, Por victimas à tu templo, Una lechuza, dos buhos, Tres zorras y seis mochuelos.

Sale EL PRIOR, DON INIGO y CRIADOS, con lanterna u luz cubierta.

PRIOR. Ya don Cosme está en la calle. DON ÍNIGO.

Vámosle, Prior, siguiendo; Que ha de ser linda la burla, Si llega à tener efeto.

Paróse.

DON COSME. Este es el balcon.

FUENCARRAL. Miralo bien.

DON COSME.

Ya silba, la seña hace.

El tercero Me dijo Leonor ; la seña

Para que salga prevengo. (Silba.) DON INIGO.

Sale LEONOR à un balcon.

LEONOR.

Es el Marqués? DON COSME.

Si, mi bien. LEONOR.

Habeis venido á mal tiempo. DON COSME.

¿Cómo?

LEONOR.

Porque está el Prior Aun todavia despierto,

DON COSME.

Pues aqueste cuarto ¿es suyo? LEONOR.

Si, Señor; que el mio tengo Detrás dél, y no hay ventana Por adonde poder vernos.

DON COSME.

Por Dios, que me da cuidado. LEONOB.

No tengais, Marqués, recelo; Que, si se duerme el Prior, No se diferencia un muerto.

DON COSME. Pues ¿ qué me mandais que haga? LEONOR.

Por si le viniere el sueño. Quiero que estéis acá arriba, Porque la ocasion gocemos.

DON COSME.

¿ Cómo?

LEONOR. Echándoos una escala. DON COSME

Ya viniese.

LEONOR. Ya va al suelo. (Arroja la escala.)

DON COSME. ¡ Hay dicha como la mia!— Fuencarral, ¿qué dices desto?

Que eres, Señor, como el César: Venir, ver y vencer luego.

DON COSME.

En estando yo alla arriba, Véte luego al punto.

(Sube por la escala.) FUENCARRAL

> Harelo. PRIOR.

El sube con lindo brio. DON INIGO.

Tal piensa que le va en ello. (Està don Cosme en lo alto, y Fuen-carral vase.)

LEONOR. Importa aguardar aqui, Si no temeis el sereno.

DON COSME. Que no hay sereno que ofenda, Cuando hay calor en el pecho.

LEONOR. Le que os encargo, Marqués, Es que espereis con silencio, Sin moveros de un lugar, Mientras que dejo en sosiego Al Prior; porque, si os siente, Hay peligro.

Ya lo veo: Que es un César el Prior, Y yo muy poco Pompeyo Para resistirme aquí.

Adios; que al momento vuelvo. (Hace que cierra y vase.)

DON COSME. ¡ Lindo, por Dios, me ha dejado! Botijon de agua parezco, Que le ponen á enfriar. Oh amor! oh rapaz! oh ciego! En cuántos peligros pones A los bravos caballeros

> PRIOR. De burla vaya. DON ÍNIGO.

Et habla á mudar comienzo.

Como yo!

(Llegase al balcon.) DON COSME.

¿Quién me llama?

DON INIGO.

Atienda, escuche: Si se ha subido á ese puesto Para darle algun araño A la ropa ó al dinero Del gran prior de San Juan, Cuatro guijarros, que tengo

Cuatro gujarros, que tengo A propósito escogidos, Le harán tortilla los sesos, Si no me arroja la capa, Espada y daga al momento, El sombrero y la valona; Y esto sin tardanza.

DON COSME. (Ap.)

¡A lindo tiempo ha venido Este nublado pedrero! Si esto le sucede á un grande, Qué ha de esperar un pigmeo? No sé qué me he de decir En el caso; por lo menos

Este me rompe los cascos, Y si el tiro sale incierto, Despertará la pedrada Al Prior. ¡Hay tal aprieto!

DON ÍÑIGO.

¿ Qué determina? DON COSME.

(Ap. ¡Aun porfia!) Oiga, señor caballero; Excuselo, si es posible, Darme este desabrimiento;

Que no soy ladron, por Dios. DON IÑIGO.

Por el diablo querrá serlo.

DON COSME.

Por quien vuesarced mandare; Soy amante.

DON INIGO. No lo creo.

DON COSME. Créalo por Jesucristo.

DON INIGO. Déme lo que pido luego, O aquesta piedra le hará Saltar el ojo derecho.

Tente, hombre del demonio:

Que puedes dejarme tuerto, Y en un grande es fealdad. PRIOR. (Ap.)

Apenas tenerme puedo De risa.

> DON COSME. ¡El cielo me ayude! DON IÑIGO.

¿Tiro?

DON COSME. Un monazo parezco, Perseguido de muchachos ; ¡Válgame todo el Salterio!

DON IÑIGO.

De esta vaya.

DON COSME. Tente, tente, Y taratente ; ¿ que es esto? ¿ Yo he de sufrir dos pedradas? Para una no hay celebro. Ay amor! ¿cómo consientes Que hagan este vilipendio De un amante, fondo en grande? Gozar la posesion quiero Del marqués del Cigarral Oh quien el libro del duelo Y una luz tuviera aquí Para saber lo que debo Bacer en esta ocasion! Mas, pues no acerté à traerlo, Paciencia.

DON ÍÑIGO. ¿Qué me responde?

Qué me dice?

DON COSME. Que te entrego

Todo lo que me has pedido. (Arroja la espada, valona y sombrero.) DON INIGO.

DON COSME.

Pues aun no quedo contento; Déme ropilla y calzones.

DON COSME.

Son calzas.

DON INIGO. No importa serlo; Ea, deme lo que pido.

¿ Cuando menos ?

DON INIGO. Cuando menos. O la piedra le disparo.

DON COSME. Demonio de los infiernos. ¿ No basta lo que te he dado?

DON INIGO. ¿Cómo basta? Venga presto.

DON COSME. A trueque de no inquietar Al Prior, à quien mas temo, Me habré de quedar desnudo; De darle las calzas huelgo, Que han de tener que limpiar; Que las ha mojado el miedo.

(Arrójale ropilla y calzas; cójalo don lñigo.) DON INIGO.

Ladron amante, ó lo que es, Aviseme, se lo ruego, A qué hora sale el alba A los balcones del cielo.

(Vanse don Inigo y el Prior.) DON COSME.

A la hora que te dén Mas de mil y cuatrocientos Azotes en las costillas.

Sale UNA DUEÑA á la ventana á vaciar una bacinica; ha de estar mas arriba.

DUEÑA Obscura noche, en extremo! Agua va. (Entrase.) DON COSME.

¿ Agua va? ¡Líndo consuelo! ¡Vive Dios, que son orines Hediondos! Oh, reniego De la maldita dueñaza, Vestiglo del hondo centro. Atand de buesos vivos Y paladion de embelecos. No orines mas en tu vida! Arrojar la escala quiero, Yendo desnudo à acostarme. ¡Hay mas desgracias á un tiempo! PRIOR.

Ya baja el pobre desnudo; Salid todos al encuentro.

Salen LOS CRIADOS.

CRIADO 2.0

¿Quién va?

Quién lo pregunta, le ruego. CRIADO 1.º La justicia.

Pues yo decirla no quiero Quién va ; que no me está bien. CRIADO 2.0

Pues vaya à la carcel luego. DON COSME.

A la carcel? ¡Vive Dios, Corchetes, viles plebeyos, Que mientras hubiere piedras, o he de tener sufrimiento Para dejarme prender! CRIADO 1.0

Favor al Rey.

DON COSME. Es mi dendo. Y es favorecerme à mi. (Llegan-el Prior y don laigo.) DD. C. DE L .- n.

PRIOR. Apartad todos; ¿qué es esto? CRIADO 1.º

Este hombre se nos defiende, Y su nombre le ha encubierto.

PRIOR.

¿ Quien es? Mostrad esa luz.

(Saca luz.)

DON COSME. Es gran descomedimiento Que traten así un marques.

(Dice à los criados.)

PRIOR.

Señor don Cosme! tenéos; ¿ A estas horas de esa suerte?

DON COSME. A nadar, gran Prior, vengo.

PRIOR. ¿A nadar por Navidad?

DON COSME. Hay gran calor en mi pecho.

PRIOR.

A mucho os poneis, Señor. DON COSME.

Nada, Prior, en su tiempo No es nada, aquesto es lo fino. PRIOR.

Para la salud no es bueno.

DON INIGO. Cuando hay calma de bochorno De amor (perdone Galeno), Es un baño saludable.

Pues lo decis, yo lo apruebo. DON INIGO.

Pues ¿sin vestido os venis Por las calles?

DON COSME. Como tengo Tanto fuego, à lo desnudo No le ofende el agua ó viento; Menos ropa trajo Adan En el campo damasceno. (Ap. Como no han visto la escala, Valgome del embeleco.)

PRIOR. Venios, Señor, acostar; Que si sabe aqueste exceso Mi sobrina, ha de pesarle. DON COSME.

Mucha voluntad la debo.

Llega UN CRIADO con un vestido.

CRIADO. Este vestido llevaba Un ladroneillo, y corriendo

Le alcanzó.

Mostrad; parece Mucho, gran don Cosme, al vuestro. DON COSME.

Yo le dejé en esa esquina, Por irme con menos peso A bañar.

> DON ÍÑIGO. (Ap.) Bien disimula.

DON COSME. Que le hayan hallado huelgo; & Al fin no quereis que nade?

PRIOR. No, Señor, porque os queremos Apto para dar lanzada.

DON COSME, Entraré à darla mas fresco. PRIOR. Venid, y os acostaréis.

DON COSME. Amor, desde hoy mas no pienso Andar contigo en tramoya; A pié quedo galanteo.

(Vanse.)

Sale DON ANTONIO Y FABIO.

DON ANTONIO. Es posible, Fabio amigo, Que Lupercio aqui ha llegado? FARIO.

Si, Señor.

DON ANTONIO. Ten gran cuidado Con que no encuentre contigo.

Ha sido gran maravilla Verle y no verme , Señor ; Venia con el Prior Paseandose por la villa, Y como le vi primero, Luego que le conoci, De su vista me escondi.

DON ANTONIO. Eso mismo hacer espero; A Fuencarral le diré Me sepa á lo que ha venido.

FARIO. Que à don Îñigo ha traido Carta de tu madre sé.

DON ANTONIO. Estará afligida y triste

Por mi.

Ha sido gran delito No haberla, Señor, escrito Desde que de alla partiste. Debe à compasion moverte En su vejez tu cuidado; Que es cierto el haber pensado Que rindes feudo à la muerte.

DON ANTONIO. Este amor, Fabio, me tiene Sin seso y fuera de mi.

FABIO.

Pues don lñigo está aqui, Declarate.

No conviene Por ahora; que Leonor Ocasion quiere aguardar Mejor, por no disgustar A su tio, el gran Prior.

Es fuerza, mientras está Lupercio aquí, de escondernos, Para que no pueda vernos.

DON ANTONIO. Traza para todo habra.

FARIO. Con cuidado te regala.

DON ANTONIO.

A nuestro loco marqués, Con los regalos que ves Le han dado una noche mala, Con una burla penosa,

¿Cómo?

DON ANTONIO. Con su traza pudo Dejarle el Prior desnudo A don Cosme.

> ¡Extraña cosa! DON ANTONIO.

Leonor, que finge aficion A don Cosme y le regala, Prevenida de una escala, Le hizo subir á un balcon, Donde le dejó al sereno; Y don lñigo despues Le hizo arrojar al Marqués Todos sus vestidos.

FABIO.

¡Bueno! Quedaria sazonado Al sereno y sin vestido. De los vientos combatido.

DON ANTONIO. Muy mala noche ha pasado; Mas aqui sale.

FABIO. Y con él

Don Íñigo.

Sale vistiéndose DON COSME, DON ÍÑIGO Y FUENCARRAL.

DON COSME. Estoy atento. DON ÍÑIGO. El primer advertimiento Al que en lanzada es novel, Es, que en un caballo seguro, No inquieto ni revoltoso, Ha de ostentar en el coso; El que llevais es un muro En firmeza.

DON COSME. ¿Y en lealtad? DON ÍNIGO. Es de los del gran Prior El mas leal y mejor Caballo, al fin de bondad.

DON COSME.

¿Cómo se llama?

DON ÍNIGO. El Rodado.

DON COSME.

Ya el nombre me hace temer; Que si dél vengo à caer, Seré en basura rodado.

Saldréis con calzas y cuera, Con gorra y capa terciada, Ancha y cortadora espada, Que al sol deslumbre en su esfera; Sacaréis cuatro lacayos Osados y toreadores, Con tan lucidos colores Que parezcan cuatro mayos; Esto delante, el caballo, Que entonces irá sin vista, Porque cuando el toro embista, Pueda mejor esperallo Daréis vuelta por la plaza, Ofreciendo liberal Salutacion general, Que lo cortés no embaraza; y despues que con lozana Presencia veros dejeis, El puesto que tomaréis Será junto á la ventana Donde esté doña Leonor, Con la lanza prevenida, Aguardando la salida Del toro de mas furor Saldrá el toro, y contra vos

Se vendrà luego derecho; Se vendra niego derecho, Entonces con firme pecho, Eucomendaudoos a Dios, Fuerte sobre los estribos, Y con la lanza en la mano, Del fiero bruto inhumano Rendiréis los incentivos; Advirtiendo que la lanza Vaya siempre su cuchilla Apuntando à la espaldilla.

DON COSME. No es mas seguro à la panza?

DON ÍNIGO. Sí es, mas no está en el uso.

DON COSME. Que hasta en esto del matar Al uso habemos de andar? Reniego de tal abuso! Y si acaso el golpe errase, Porque el torillo le huyese, Y á mi caballo embistiese,

> DON INIGO. Si à eso llegase;

Sacar entonces la espada Es precisa obligacion, Y pegarle de antubion Una y otra cuchillada.

¿ Qué he de hacer ?

DON COSME. ¿ Y si el toro, mas ligero, Viendo que el golpe se ha errado, Contra mi caballo, osado, Quisiese ser mondonguero, Y dándole con ventajas Cornadas con su fiereza, Me hiciese con mi cabeza Alzar del suelo las pajas? DON INIGO.

Entonces con mas valor Iréis contra el toro fiero A reñir el blanco acero.

DON COSME. Paréceme que es horror; Y será mas acertado, Entre tanta tabaola, Buscar de una cabriola El seguro de un tablado.

DON ÍNIGO. Huir con tal prontitud Parecerá mal, Señor.

DON COSME. Pues ¿no pareceré peor Echado en un ataud?

Fea es la vida sin fama, Y al fin afrentoso empleo.

DON COSME.

Muerto, ¿ no estaré mas feo A los ojos de mi dama?

DON ÍNIGO. Bien sé que os estáis burlando, Pues fio de ese valor

El os guarde.

Que lo habeis de hacer mejor Cuanto mas lo estéis dudando; porque el Prior me espera, Adios, Señor. DON COSME.

DON INIGO. Daréis envidia esta tarde Al mismo sol en su esfera.

DON COSME. No os pondero, secretario, En lo que me aguarda hoy; En grande peligro voy.

DON ANTONIO. Ya veo que es temerario, Más ese esfuerzo sabrá Desempeñarse de todo.

Si no le pone de lodo Algun toro; que si harà.

DON COSME. Quien, oh Leonor soberana. Esta accion dejar pudiera! ¡A malas lanzadas muera, Si la doy de buena gana! (Vanse.)

Sale LEONOR, sola.

LEONOR. Amor niño, dios vendado, Poderoso entre los dioses Pues no se libró ninguno Destos dorados arpones ; Destos dorados arpones;
Así del arco que ejerces
Todos los tiros se logren,
Sin que al arco de tus flechas
Se opongan pechos de bronce,
Que en castísimo bimeneo
bejes, amor, que se gocen,
Para ejemplo de firmeza,
Dos amantes corazones.

# Sale DON ANTONIO.

DON ANTONIO. Tan á buena ocasion llego, Leonor hermosa, que os oyen Mis venturosos oídos.

LEONOR. Que os hago siempre favores.

## Sale DON INIGO.

DON ÍNIGO. En busca del gran Prior He venido, y no sé dónde Pueda estar; ¡aquí Leonor, Retirada con un hombre! Aqueste presumo que es Secretario de don Cosme; Desde aqui podré escucharles, Pues este paño me esconde.

LEONOR.

Rogando estaba á aquel dios Que tiene en Chipre su corte, Que liberal me entregase... DON ANTONIO.

A quien?

Me veo.

(Vase.)

LEONOR.

A ti, à quien escoge Siempre el alma por su dueño, Pues otro no le conoce.

DON ÍNIGO. ¡Qué es esto, cielos, que escucho! ¡Oh Leonor, mal correspondes Con la sangre que heredaste! Es justo que te enamores De un hombre no conocido. De un hombre de bajo porte,

Que son servicios à un loco Sus calidades mayores? DON ANTONIO. Ay Leonora de mi vida! En un cáos de confusiones

LEONOR. ¿Cómo, mi bien? DON ANTONIO. Siguiendo el dichoso norte De tu beldad, he pasadoEL MARQUÉS DEL CIGARRAL.

Entre toscos labradores
Un año entero en Orgaz;
Y abora, que mistemores,
Con calidades iguales,
Aguardaban posesiones,
Veo que temes, Leonor,
Que el gran Prior no se enoje,
Si esta aficion le declaras,
Dudosa en resoluciones;
Y así, te vengo à decir...
Ay Dios, mi bien, ¿ qué temores
Me enmudecen?

¿Qué, mi dueño?

Que hay ocasion que me estorbe El estar aqui en Consuegra.

LEONOR.

Qué puede haber, que le importe Hacer, mi bien, tal mudanza?

Mas sois mudables los hombres.

DON IÑIGO.

De la plática que escucho
No sé qué concepto forme,
Porque oyéndola, me veo
En notables confusiones.
LEONOR.

Don Antonio, yo presumo
Que el sevillano horizonte
Os debe de estar llamando,
Y los celéstes primores
De esa dama, prima vuestra,
A quien tantas sinrazones
Habies hecho en no ir à verla;
Partios en buen hora adonde
Halleis, Señor, mas riquezas,
Si no agasajos mayores;
En cuanto à llegar à amaros,
Nadie me iguala en el orbe;
Solo siento que este pecho,
Obediente como docil,
Le desconozcais, ingrato.

DON ANTONIO.

Indignas acusaciones. No debidas á mi fe, Son, Leonor, las que me pones, Cuando puedo ser ejemplo De leales amadores No memorias de mi prima, No sus grandes perfecciones, Piedras, oro, perlas, plata, Que me da su padre en dote, Hacen, hermosa Leonor, Que el gusto me desazonen; Que ese no puede perderse En tanto que yo te adore; Lo que me obliga á ausentarme De la beldad de esos soles, Es ver que un criado mio, Que aquí llego y me conoce, Trae de mi madre cartas Para que en breve negocien La partida de mi tío A Madrid, y él la dispone, Para ir à darla consuelo En sus penas y afficciones; Este criado que digo, Se ha detenido, con órden Del Prior, por cuatro dias, En que por flesta le corren Toros, sortija, y le alegran Con mil varias diversiones; Lo que el criado asistiere Aqui, porque no me tope Y me descubra, es forzoso Que otro lugar nos aloje A mí y á Fabio.

bon titigo. (Ap.) ; Qué escucho! Sin buscarle, por su informe, He hallado aquí à mi sobrino; Que hace el amor que se emboce.

Mi bién, de lo que temeis
Yo os quitaré los temores
Con que os escondais el tiempo
Que estuviere aquí ese hombre.
Fingios, Señor, enfermo;
Aqueste medio se tome.

DON ANTONIO.
Decis bien, yo os obedezco;
Mas, si piedad no socorre,
Doblaréisme las pasiones.
LEONOR.

Yo lo prometo, mi bien.

Honradle con brazos dobles A este cuello.

Adios, mi bien.

A enfermar voy.

LEONOR.
Sea de amores.
(Vanse Leonor y don Antonio.)

non iñigo.
Sin dar lugar á la traza
En que van los dos conformes,
Daré cuenta al gran Prior
De aquestas dos aficiones,
Y haré que à Leonor la case,
Porque don Antonio logre,
Con la beldad que desea,
Sus amantes pretensiones.

Sale EL PRIOR y UN CRIADO.

PRIOR.

¿Primo?

pon iñigo. Señor.

PRIOR.

De buscaros

Vengo.

Este lugar me esconde, Donde he sabido un secreto.

PRIOR.

¿ Podré saberle?

Don iñigo.
Disponen
Dos personas de esta casa
Casarse.

Algun gentil hombre Será y alguna criada.

pon iñigo. Gente es de mas alto nombre.

PRIOR

¿ Quién?

(Altérese.)

Cuando menos Leonor; Vuecelencia se reporte; Que si le digo el galan, Podrá ser no se alborote.

PRIOR.

Es don Cosme?

DON INIGO.

¡Eso es muy bueno!

¿Quién es?

DON INIGO.

Es de mayor porte Que don Cosme, aunque es marqués. Sacadme de confusiones, O decidme si os burlais.

pon iñigo.

Perdonad, Prior, los temores;
Que don Antonio Ramirez,
Noble y alentado jóven,
Secretario del Marqués,
Es el que se desconoce
En aquel humilde traje.
Vió á Leonor, enamoróse,
Yendo á casarse á Sevilla,
Y entre aquellos labradores
De Orgaz se quedó á servirla.

¿Qué me decis?

Lo que ois.

PRIOR.

Si eso es cierto, como creo, Y los dos están conformes, Quiero que al punto se casen. PON IÑIGO.

No hay cosa que mas importe.

Yo ofreceré à mi sobrina Diez mil ducados de dote, Sin la hacienda de su padre.

pon iñigo.
Sea con mil bendiciones;
La venida de Lupercio
Dió à mi sobrino temores
De que fuese conocido,
Y à su dama cuenta dióle
De esto, y han conocertado
Que èl se haga doliente.

PRIOR.

Traza mas bien ordenada!

Dien ordenada

pon íñigo. ¿Cuándo faltan invenciones Entre dos que bien se quieren?

Entre dos que bien se quieren prior.

Hoy quiero que se desposen:

Hoy quiero que se desposen; Que mi sobrina granjea En vuestro sobrino un hombre Entendido y principal.

En vos tiene quien le honre.— (Ruido suena dentro.)

Qué ruido es este?

PRIOR. Sin duda

Que ocasionan estas voces Los toros.

non iñigo. ¿Cómo?

PRIOR.

Los prueban, Y eligen los toreadores Cuáles se pueden correr. (Suena otra vez ruido.)

Otra vez el ruido se oye.

Cata BUENCADDAY -daylarada

Sale FUENCARRAL, admirándose.

¡ Valgate Dios por Marqués!

¿Qué hay, Fuencarrat?

Al Marques le ha sucedido...

DON INIGO.

¿Qué?

; Valgame san Onofre! Una desgracia muy grande En el encierro.

pon iñigo.

El toro?

(Esté hablando el Prior con su criado.)

Peor.

pon fñigo. ¿Qué ha sido? FUENCABRAL.

No me dejaréis que tome

DON INIGO.

Di.

FUENCARRAL.
De esta va.—

Musas, bien es que os invoque.

La brevedad os encargo.

A servirte se dispone Mi obediencia.

Salgau luego,
Porque luego se desposen.
(Vase el criado.)

FUENCARRAL.

Para salir don Cosme à dar lanzada, Acción à tu sobrina prometida, Por ser novel en ella muy dudada, Y despues de dudada, bien temida, Quiso acertarla, haciéndola ensayada, Y hallando que el encierro le convida, Púsose en su caballo de hierro, Y ostentóse con lanza en el encierro. Ocupa el coso con la lanza al lado, Y en pálido color el suyo muda, [do Cuando el toril despide un bruto arma-De doble punta, fuerte como aguda. Dos veces le emprendió, y acobardado, Huyó del, y el Marqués, viendo que [duda,

Dicele en altas voces con mobina. «Voto a Dios, que el torillo es un gallilna.»

La falta enmienda el vulgo novelero, Dando al pasado toro sustituto, Que al coso cabriolas de ligero Con faz sañuda y con impulso bruto; Fuera yo coronista muy grosero, Si el describir su forma no ejecuto, y aunque no me valdré de la cultura, Atencion, que me embarco en la pintu-

Cuello de fuelle, frente de proceso, De caractéres crespos enlazada, Adonde la armazon. el doble hueso, Efectos hace de la Parca airada; Cerdas enriza por el lomo grueso, En piés cortos, barriga dilatada, Los ojos arrojando fuego vivo, Y el todo, auu sin ofensa, vengativo; Negro el color, sin ser de Monicongo, Humo despide sin tomar tabaco, [go, Y uniéndose à la tierra mas que el hon-Procura à cualquier panza darle saco; Cada cual pone en cobro su mondongo, Depósito de Céres y de Baco; [nas Que echan de ver que el torotiene ga-Que haya para su fiesta mas ventanas. Esta copia feroz del dios Tonante; Bufando truenos, despidiendo rayes, Salió al coso con arma penetrante,

A caza de librea de lacayos; [gante, Vibra el corvo instrumento, que, arro-Fuera fin de tordillos y de bayos. Viendo pues su fiereza los penones, Con cuidado refuerzan sus calzones. Sin hacer, escarbando, cortesia (Tan propio de los brutos de su raza), De don Cosme antevió la valentía, Haciéndole que mida la ancha plaza De segundo rebote su porfía; Las fajas de las calzas desenlaza, Quedando el gran jinete, del suceso, Dándole el sol dônde le dió á don Buese.

En hombros de peones le han traido, Y de los topes casi derrengado.

Pésame del suceso que ha tenido; Harémos regalarle con cuidado.

Sale DON ANTONIO, LEONOR y

CRIADOS.

DON ANTONIO.

Esos pies, gran Prior, humilde pido.

Seais, señordon Antonio, bien hallado; Que nos viene con vuestro desembozo A mi sobrina dicha y a mi gozo.

pon isigo.

Abrazadme, sobrino, y estad cierto
Que de vuestro recato fui la espía
Que al Prior vuestro amor ha descripon antonio. [bierto.

DON ANTONIO.

Ha sido todo para dicha mia.

FUENCARRAL.

Sin don Cosme se bace este concierto; A decirselo voy. (Vase.)

LEONOR. Ya llegó el dia De mi tan deseado.

> Palon. Dad la mano

A don Antonio.

DON ANTONIO.
Aqui yo solo gano.
LEONOR.

Tomad.

PRIOR

El cielo os haga muy dichoso; Estimad en Leonor tan buen empleo.

Acciones de ese pecho generoso, Darme el bien á medida del deseo. PRIOR.

De este consorcio aguardo temeroso La furia del Marqués.

DON INIGO.

Queda muy feo, Pues à doña Leonor halla casada Cuando está su persona estropeada.

Sale DON COSME, armado ridiculamente con un chuzo y una rodela, v FUENCARRAL.

DON COSME

Si no mirara, Prior,
Falso, atrevido, perjuro,
Que el ejercer crueldades
Es propio de los verdugos;
Si no mirara que soy
Primo de un César Augusto,
Y que debeu mis acciones
Dar admiracion al mundo,
No dudara en este lance
Ensartaros uno á uno,
Como si fuérades cuentas,

Con el hierro de este chuzo.
¿Qué es ensartar? Poco he dicho;
No dudo, Prior, no dudo
Que os hiciera pepitoria,
Así como os hallo juntos.
¿Pepitoria dije? Es nada; Un jigote muy menudo Con esta espada os hiciera, Para comérmele al punto; O derribando esta casa, Os diera el último susto, A no temer, cual Sanson, Quedar con todos difunto; Que la perfeta venganza (Asi el duelo lo dispuso) Ha de ser que el ofensor No ha de sacar ni un rasguño. Es bieu que mientras me pongo Cara á cara con un bruto, Con mas valor que lo hicieran Ciceron ni Quinto Curcio, Donde siendo estropeado. Por desgracia, y no descuido, Librandose mis caderas De no admitir dos tarugos, Deis à la bella Leonor A un doméstico, à un alumno De mi casa, por esposa, Sin prevenir mi disgusto? ¿A un hombre de quien se sabe Que funda el aumento suyo En los puntos de una pluma, Para subirse de punto? ¿ Olvidando en mi persona , Claro estirpe y valor sumo, Que le heredé, cuando menos , Desde el general diluvio; Reconocidos de cuantos Se agregaron de consuno En las bodas del gran Cárlos Al margen del Bétis puro? Un hombrecillo trivial Ha de profanar el culto De la deidad mas hermosa Que mira el planeta rubio Qué me podeis responder Al delito que os acuso, Decid, ingrato Prior, Sino callar como un mudo? PRIOR.

Refrenad, señor Marqués, Los coléricos impulsos. Y hoy de mis satisfaciones Veréis cuán bien me disculpo. El que de vuesos papeles Hasta ahora cargo tuvo, Es don Antonio Ramirez, Que ha estado en Orgaz oculto, En el traje que le hallastes, Vasallo de amor desnudo, Y en el fuego de sus aras Un acrisolado Mucio ; Sirvió à la bella Leonor Desde un agosto hasta un julio, Pasando por su beldad Mil amantes infortunios; Conformes las voluntades, Don lñigo (con su gusto) Ha hecho este casamiento, En que vienen los dos juntos; Esto se hizo porque el César Me avisa en un pliego suyo (Que esta noche me ha traido Un apresurado nuncio) Que alla pretende casaros Con una infanta del Cuzco, Que ha venido de su tierra À que el Pontifice Sumo La dé el agua del bautismo. DON INIGO.

Y en diamantes, en carbunclos,

# EL MARQUÉS DEL CIGARRAL.

Esmeraldas, oro y plata Trae casi un millon de escudos.

PRIOR

Dos mil tengo prevenidos Para que partais al punto Con el órden que me envia; Ved si es casamiento á gusto.

DON COSME.

Si eso es así, gran Prior, Vuestra sobrina tripulo; Llévela mi secretario, Gócense los dos en uno. La empresa quiero dejar, Donde está cierto el escrúpulo, La empanada que comiere No ha de faltarle repuigo. Veamos el órden del César; Con la Infanta me vinculo En apacible himeneo.

FUENCARRAL. Vamos, y echemos de rumbo; ¿Qué has de bacer á Fuencarral?

DON COSME.

Vizconde.

FUENCARRAL.
¿Viz qué?; Abrenuncio
El vizcondado! No quiero
Ser bizco ni cejijunto.

Don Coens.

Serás lo que tú quisieres.

FUENCARRAL.
Alto pues; desta vez subo
A oficio de mas valor,
Si no se me vuelve en humo.

DON COSMB.

De vuestras bodas, Señora, Teneis padrino seguro En mi.

LEONOR.

Haceisme merced.

DON COSME.

Es lance que no le excuso, Deseando, gran Senado, Que haya sido vuestro gusto El marqués del Cigarral. Perdonad sus yerros muchos.



# COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# EL DIABLO PREDICADOR,

# Y MAYOR CONTRARIO AMIGO,

DE LUIS DE BELMONTE BERMUDEZ.

## PERSONAS.

FELICIANO, galan.
EL GUARDIAN DE SAN
FRANCISCO.
EL GOBERNADOR DE
LUCA.

LUZBEL.
OCTAVIA, dama.
JUANA, criada.
TEODORA.
LUDOVICO.

SAN MIGUEL. ASMODEO. FRAY ANTOLIN. FRAY PEDRO. FRAY MICOLÁS. ALBERTO, criados.

CELIO, criados.

UN NIÑO JESUS.

NUESTRA SEÑORA.

TRES POBRES.—CRIADOS.

# JORNADA PRIMERA.

Baja LUZBEL, en un dragon.

LUZBEL

Ah del oscuro reino del espanto, Estancia del dolor, mansion del llanto; Donde ya de otro daño sin recelo, La desesperacion es el consuelo! Abrid; y tú, de quien mi rabia fia De esa noble y eterna monarquia El gobierno en mi ausencia, Vén à mi voz.

Sale ASMODEO por un escotillon.

ASMODEO. Ya estoy en fu presencia; Pero ¿ qué te ha obligado A que me llames?

LUZBEL.

¿No lo has penetrado?

ASMODEO.

No, Principe, si bien creo que es mucha La causa.

LUZBEL.

Y la mayor.

Pues dila.

Escucha.

Sobre este helado vestiglo, En cuya forma triforme Di espanto en su Apocalipsi Al mas venturoso jóven, Para saber los que el yugo De mi imperio reconocen, En término de dos dias He dado la vuelta al orbe, Y de diez partes, las nueve,
Por las justas permisiones
Del Criador eterno, yacen
A mi obediencia conformes,
Los bárbaros, sacrificios
Me ofrecen, y adoraciones
En las mentidas estatuas
De barro, de hierro y bronce.
La morisma en su vil secta,
Y tambien otras naciones,
Que en una verdad disfrazan
Mil diferentes errores,
Sin que á ninguna de tantas
Sus distantes horizontes
La disculpe de que al Dios
Que todo lo bizo ignore,
Pues no hubo en toda la tierra
Clima tan ignoto, donde
No llegasen, explicadas
Por alguno de los doce
Discipulos, las verdades
De los cuatro bistoriadores;
Ni parte donde el cruzado
Leño, ya en llano ó ya en monte,
No quedara por testigo
De su pertinacia torpe.
Solamente algunas partes
De la Europa se me oponen,
Adorando al Uno y Trino,
Y al Verbo por Dios y Hombre;
Pero, aunque en ellas hay muchos
Jardines de religiones,
Cuya agradable fragancia
De sus penitentes flores
Penetra el eterno alcázar,
Para que á Dios desenoje
De lo mucho que le ofenden
Los mismos que le conocen,
Los que me dan mas tormento
Son (; oh! mi rabia me ahogue)
Esos hijos (sin nombrarle
Será fuerza que le nombre)
De aquel, por menor mas grande,

De aquel, más rico por pobre, De aquel retrato de Dios Humanado tan conforme Que si en un pesebre Cristo Nació, Francisco, por órden Tambien divina, un pesebre Para oriente suyo escoge. Si tuvo, como maestro, Doce discipulos, doce Fueron los que de Francisco Siguieron tambien el norte. Si el uno murió suspenso De un árbol, no hay quien ignore Que otro de los de Francisco Murió pendiente de un roble Si de Jesus el sagrado Culto, la lluvia de azotes Le trasformó en laberintos De sangrientos tornasoles ; De la sangre de Francisco, Todas las habitaciones Que tuvo parecen jaspes, Salpicadas de sus golpes. Si à Cristo la infame turba Le tejieron de cambrones Impia y régia diadema, Que le hiera y le corone, Francisco, en robusta zarza, Solo en los paños menores, Castigando pensamientos, Inculpable por veloces, Revolcado entre sus puntas, Logró la zarza verdores De laurel, que coronaron Penitencias tan feroces. Si cinco puntas abrieron
En aquel árbol triforme,
Al cielo en su Autor divino,
Siempre abiertas para el hombre,
No fué su retrato en ella Francisco, aunque yo lo llore, Sino original traslado, Pues en una union acorde

De manos, piés y costado, Con increibles favores De Dios, mereció Francisco En una, cinco impresiones De penetrantes beridas, Que al recibirlas entonces La dicha de su contacto Le lisonjeó los dolores. Hasta otro Tomás curioso Hasta etro Tomás curioso
Tuvo, que incredufo toque
La herida de su costado,
A cuyo cruel informe,
Un éxtasis doloroso
Le dejó à Francisco inmóvil;
be suerte que le juzgaron
Por tránsito sus menores.
Los hijos pues deste humilde
Portento de perfecciones,
Con el fruto de su ejemplo,
Son mis contrarios mayores.
Oue el Hacedor soberano Que el Hacedor soberano Que el Hacedor soberano
Castigara oposiciones
be quien, siendo su criatura,
Pretendió de Criador nombre,
Vaya, que aun no fué el castigo
A mi delito conforme,
Y no solo no me ofende,
Pero me añade blasones;
Que su sacrosanta Madre
Pusiera en mi cuello indócil
La planta, cuyo columo La planta, cuyo coturno La planta, cuyo coturno.
De serafines compone,
No me irrito; que si es reina,
Por infinitas razones,
De las nueve órdenes hellas,
Tronos y dominaciones,
Puesto que perder no puedo
Mi ser angélico noble.
Mi reina es, y no me ultraja
Que su pié mi cerviz dome. Solo tengo por injuria Que à tantas persecuciones Estos miseros descalzos Tantos vencimientos logren; Que el ser tan flacos contrarios Los que à mi poder se oponen, De mi altivez acrecientan Mas las desesperaciones. Ellos al cielo conducen Ellos al cielo conducen
Mas almas que ese salobre
Piélago produce arenas;
Mas que cuantas plumas torpes
De tantos heresiarcas
Han conducido legiones
De espíritus al infierno.
Y no, Asmodeo, te asombre;
Quesi este mal no se ataja,
Muy presto no ha de haber donde
Los remendados mendigos
La handera no enarbolen La bandera no enarbolen De aquel que, por su valiente Humildad, mereció el nombre De gran alférez de Cristo; De gran atterez de Cristo;

y que aquella silla goce
Que perdi, cuando intentaron
Mis soberbias presunciones
Fijarla en el sólio trino,
Poniendo en arma su corte.
Para esta empresa te llamo;
No fácil te la presente. Para esta empresa te llamo;
No fácil te la propone
Mi ciencia, porque despues
De la del celeste monte,
A ninguna tan dificil
Se arrojaron mis rencores;
Porque la regla que guardan,
Como sabes, estos hombres,
Es la apostólica vida,
Y no por inspiraciones Y no por inspiraciones
Solamente instituida,
Porque Dios mismo esta órden
Dictó á boca, que Francisco
Fué su secretario entonces;

El cual le dijo, piadoso Para con sus posteriores : «¿Quién, Señor, guardará regla Tan cruel, que se compone De veinte y cinco preceptos Sin glosa ni explicaciones, Con pena de mortal culpa, Siendo humano?» Y respondióle : « Yo criaré quien la guarde, Francisco, no te congojes. Mas no le dijo que todos, Uniformemente acordes, La guardarian; que fueran Vanas nuestras pretensiones Parte à España, y en Toledo, Que es hoy de sus poblaciones La mayor, siembra impiedades En los de mediano porte Y en los gremios, que estos son Los que a estos frailes socorren, Estorbando que en sus pechos La devoción fuerzas cobre: Que son, en lo que aprenden, Tenaces los españoles. No en los ricos te embaraces; Que mas que tus persuasiones Hará la ambicion en ellos; Y aunque vean dos mil pobres No harán reparo ninguno; Que, como nunca estos hombres Ven de la necesidad La cara, no la conocen; La cara, no la conocen;
Esto en general, que en todas
Las regle, hay excepciones.
Yo en esta ciudad de Luca
Me quedo, donde disponen
Mis cautelas que estos frailes
La conservacion no logren
De un convento que ban fundado,
Haciendo en sus moradores
Que las limosnas conviertan
En vargazzosas baldonas: En vergonzosos baldones : Que ya casi persuadidos Los tengo à que son mejores Limospas las que se bacen A quien con obligaciones Lo pasan miseramente Que à los que vienen con nombre De religiosos mendigos, Sin que á la ciudad importe. Entre los demás que tengo Para que mi engaño apoyen, Hay aqui un rico avariento,
Con quien fuera el que supone
La parábola, piadoso
Y liberal, cuyo nombre
Es Ludovico, y ya llega
De Florencia su consorte, Tan infeliz como hermosa Y cuerda, pues antepone A su pasion la obediencia Del padre, que, siendo noble Con este ambicioso bruto La casó por verse pobre. Pero es devota de aquella De todos los pecadores Abogada, que la libra De estas imaginaciones. Pero ya llega á su casa ; Parte á España, que aunque invoquen En su ayuda estos mendigos Las divinas protecciones, Las divinas protecciones,
He de hacer que esta segunda
Nave de la Iglesia choque
En los escollos de impios
Y rebeldes corazones,
Negándoles el sustente,
O que en los bajios toque De la natural flaqueza, Con que por lo menos logre Que en su poca confianza, Sin que el piloto lo estorbe,

Zozobre, si no se pierde, O encalle, si no se rompe.

ASMODEO,
Principe de las tinieblas,
A tus preceptos responde
Obedeciendo Asmodeo.
Desde hoy estén à tu órden
Los espíritus impuros
bel español horizonte;
Presto verás los del tosco
Sayal con fuerzas menores,
Si Dios mismo en favor suyo
Su autoridad no interpone.
(Sube Asmodeo en el mismo dragon que
bajó Luzbel.)

Luzoer

Estos frailes dejarán
Desamparado el convento,
Por la falta del sustento,
Si hoy limosna no les dan;
Que con solo un pan ayer,
Que un pasajero les dió,
Todo el convento comió;
Mas hoy no le hau de tener,
Que aunque el Guardian ha salido,
Viendo su necesidad,
A pedir por la ciudad.
Ninguno le ha socorrido.
Mas esta la casa es
the Ludovico, y por ella
Va entrando su esposa bella;
Pero llorará despues
El haberse reducido
De su padre á la obediencia;
Que su amante, de Florencia
Desesperado ha venido,
Siguiendola.

Salen LUDOVICO, de camino, y CRIA-DOS; y por otra puerta OCTAVIA Y JUANA.

Conoció
Sin duda las ansias mias
Vuestro padre, pues dos dias
La dicha me anticipó;
Aunque tambien he sentido
El que no me haya avisado;
Para que hubiera logrado
El haberos recibido,
Con la ostentacion forzosa,
Diez millas de la ciudad.

OCTAVIA. No quiero mas vanidad, Señor, que ser vuestra esposa; Y así, no os quise obligar A una fineza excusada.

Es que ya viene informada De lo que siente el gastar. LUDOVICO.

Muy bien habeis respondido.

Qué presto se ha conformado! octavia. (Ap.)

Horror el verle me ha dado. ¡Qué desdichada he nacido!

JUANA.

¿Qué te parece?

No sé. Déjame ; que estoy sin vida.

OCTAVIA.

LUZUEL. (Ap.)
La mujer está afligida;
Pero bien tiene de qué,
Porque es el hombre peor

De todos cuantos encierra El ámbito de la tierra.

LUDOVICO.

Tan ufano está mi amor De poderos llamar mia, Que aun viéndolo no lo crec.

OCTAVIA. Pues creed que mi deseo No esperó ver este dia.

Sale UN CRIADO.

CRIADO.

Un florentin caballero. Oue Feliciano se llama, Te quiere hablar.

LUDOVICO.

En Luca? Mucho me espanta. JUANA. (Ap.)

El te ha venido siguiendo.

OCTAVIA. (Ap.)

Esto solo me faltaba.

LUDOVICO.

Pues ¿qué espera?

CRIADO.

Tu licencia.

LUDOVICO.

¿Quién es dueño de mi casa Y de mi pide licencia?

Sale FELICIANO.

FELICIANO.

Prevencion fuera excusada El pedirla; pero supe Que abora de llegar acaba Vuestra esposa, y mi visita Juzgué que os embarazara.

LUDOVICO.

Señor Feliciano, fuera De ser nuestra amistad tanta, Caballeros tan ilustres Honran siempre, no embarazan, Y yo pienso que es mi esposa Vuestra deuda.

FELICIANO.

Y muy cercana; Mas, como el padre la tuvo De todos tan recatada, Nunca llegué à conocerla; Que hasta que la vi casada Siempre la tuve por otra.

LUDOVICO.

Pues es cosa bien extraña.

OCTAVIA

La condicion de mi padre, Como sabeis, fué la causa.

PELICIANO.

Y vuestra mucha obediencia.— Goceis, Ludovico, a Octavia Los años que yo deseo.

JUANA. (Ap.)

Pues morirase mañana.

LUZBEL. (Ap.)

Tú harás que la goce poco, Si Maria no la ampara.

LUDOVICO.

Y á qué ha sido la venida A Luca? Que me alegrara De que fuera muy despacio.

FELICIANO.

Amigo, Luca es mi patria; Pero solamente vengo A vender de mi mediana Hacienda lo que ha quedado,

salir luego de Italia, Porque mi intento es servir Al gran César de Alemania, Pues ya de mis pretensiones Murieron las esperanzas. De veinte años en Florencia Entré, donde pleiteaba De por vida un mayorazgo, Con asistencia del alma. Viòse el pleito sin citarme Y aunque mi abogado estaba Presente, en quien yo tenia Neciamente confianza, Nada en mi defensa dijo. Porque la parte contraria Sello con oro sus labios : Que con solo una palabra, Eu que el hecho consistia, Vieran mi justicia clara. En fin, perdi el pleito.

LUDOVICO.

Amigo,

Todo el oro lo contrasta, No hay cosa que lo resista.

LUZBEL. (Ap.)

Yo he de hacer, cuando no caiga, Que tropiece en la sospecha.

FELICIANO:

Que esa es verdad asentada Se ha visto bien, Ludovico, En vos y en mi prima Octavia, Pues por hombre poderoso Gozais la fénix de Italia.

LUBONICO

Decis bien,

OCTAVIA.

Aunque el ser vos Parte tan apasionada Me aseguren de que son Lisonjas vuestras palabras, Si en la intencion no me ofenden, En lo que suenan me agravian. Yo me casé por poderes Sin ver con quién me casaba; Claro está que no gustosa, Pero tampoco forzada; Que no tienen albedrio Mujeres nobles y honradas. Pero si yo fuera mia, Ni todo el oro de Arabia, Creed, señor Feliciano, Que à casarme me obligara Con Ludovico, y decirle Que fué su hacienda la causa, Cuando fuera verdad, fuera Verdad poco cortesana.

PELICIANO.

Yo le he dicho lo que siento Con llaneza, en confianza De la amistad.

Yo sintiera

Que de otra suerte me hablaras. LUZBEL, (Acercandose à Ludovico.)

Mas de Octavia la respuesta, Si bien se mostró enojada, Parece que es disculparse.

Sin duda que quiso Octavia Disculparse con su deudo, Por ser su nobleza tanta, Que se casó con un frombre Que en la sangre no la iguala, Pues le dijo que, à ser suya, Conmigo no se casara; Aunque tambien ser pudiera... Pero es ilusion.

Salen EL GUARDIAN y FRAY ANTO-LIN, que es lego.

GUARDIAN.

Deo gratias. FRAY ANTOLIN.

Por siempre, pues callan todos.

LUBOVICO.

¿Cómo se entran en mi casa Sin llamar? Con estos frailes Tengo oposicion extraña.

GUARDIAN.

Abierta estaba la puerta. LUZBEE. (Ap.)

Con este no hago yo falta; Voy adonde mas importe.

(Vasc.)

JUANA.

Buen lance ha echado mi ama.

LUDOVICO.

Pues ¿ à qué entraron? GUARDIAN.

Entramos ...

FRAY ANTOLIN. Por voto mio no entrara.

GUARDIAN.

A darte el parabien...

LUDOVICO.

Bueno.

GUARDIAN. A tí y á tu esposa Octavia, Y á pedirte que hoy siquiera (Porque el sustento nos falta)

Mandes que nos den limosna. LUDOVICO.

Hoy está muy ocupada Toda mi familia, padres ; Váyanse, que me embarazan.

GUARDIAN.

Pues en el dia que tomas Posesion tan deseada De tí, sobre ser tan rico Como el que mas en Italia, No le darás á Dios algo, O en hacimiento de gracias, O en albricias, cuando sabes Que nuestros hermanos pasan Necesidad tan extrema , Que aun nos ha faltado el agua?

Yo he menester lo que tengo; Y si el sustento les falta, ¿Por qué la ciudad no dejan?

GUARDIAN.

No es tan poca la constancia De los hijos de Francisco; Dios volverá por su causa, Moviendo los corazones Y serenando borrascas Que ha levantado el infierno En ti y en toda tu patria.

LUDOVICO.

Salgan de mi casa luego, O saldrán por las ventanas , Viven los cielos.

FELICIANO. Tenéos.

FRAT ANTOLIN.

Vámonos, padre.

LUDOVICO.

¿Qué aguardan?

Váyanse presto.

JUANA.

¿Con este has de vivir?

OCTAVIA.

Juana,

Morir será lo mas cierto, Pues naci tan desdichada,

LUDOVICO. Trabajen para el sustento, O esperen que se le traiga El que instituyó la regla.

GUARDIAN. El demonio por tí habla.

FRAY ANTOLIN.

No tal; que él no ha menester Al demonio para nada.

LUDOVICO. Hay mayor atrevimiento! FELICIANO.

Padres, por Dios que se vayan. LUDOVICO.

Matad esos vagamundos. FELICIANO.

¿Qué decis?

OCTAVIA. Esposo, basta. FRAY ANTOLIN.

Por mi padre san Francisco, Que le ha de servir de vaina El que llegue, à este cuchillo. GUARDIAN.

Hermano ...

FRAY ANTOLIN. Dios no me manda Que me deje matar.

GUARDIAN. Vamos. Y tengamos confianza: Que Dios dijo á nuestro padre Que jamás á su sagrada Religion le faltaria El sustento.

FRAY ANTOLIN. Pues ya tarda,

Padre mio.

GUARDIAN.

Tenga, hermano Antolin, fe y esperanza.

FRAY ANTOLIN. Fe y esperanza me sobran; La caridad me bace falta.

(Vanse los dos.) LUDOVICO.

No volvieran al convento Si presentes no os hallarais Vos, por vida de mi esposa.

Este no es cristiano.

OCTAVIA Calla.

FELICIANO.

En lástima se convierte Ya de mis celos la rabia.

Sale UN CRIADO.

CRIADO.

Ya las mesas están puestas, Y los músicos aguardan.

LUDOVICO. Entrad, porque houreis mi mesa.

FELICIANO. (Ap. Por si puedo hablar à Octavia Lo acepto.) Yo soy quien puede Honrarse con merced tanta. Vamos.

OCTAVIA. (Ap.) Que se quede siento.

LUDOVICO. (Ap.) No crei que lo aceptara.

OCTAVIA. (Ap.) ¡Ay Feliciano! ¡Qué presto De mi has tomado venganza! (Vanse.)

Salen EL GUARDIAN, Y FRAY ANTO-LIN , con piedras en las manos.

GUARDIAN.

Deje las piedras.

FRAY ANTOLIN.

Y si sale un criado de este hereje Tras nosotros, verá con la presteza Que un par dellas le escondo en la cabe-

La crueldad y la ira. [mira Fray Antolin, deste hombre no me ad-En lan protervo como impio pecho; Solo me admira el huracan deshecho Que el demonio en seis d'as solamente Ha levantado en la piadosa gente Que limosna nos daba; [taba. Que, eu fin, aunque no mucha, nos bas-

FRAY ANTOLIN. Padre Guardian, mientrasqueda el avi-A nuestro general, serà preciso Los cálices vender.

GUARDIAN.

No querrá el cielo Que llegue á tan notable desconsuelo Nuestra necesidad.

FRAY ANTOLIN.

Qué gentil flema! Pues ¿á qué ha de llegar si ya es la extre-

Mas estas piedras que convierta espero En pan un cierto amigo tabernero, Que hace su fe milagros cada dia. GUARDIAN.

Sin duda, con el hambre, desvaria. FRAY ANTOLIN.

Que hará pan de las piedras imagino, Quien sabe convertir el agua en vino. GUARDIAN.

Aquí vive Teodora; llame, hermano, A su puerta.

Llama, y sale LUZBEL.

LUZBEL. (Ap.)

Esta vez llamará en vano. TEODORA. (Dentro, come enfadada.) ¿Quién es?

FRAY ANTOLIN. No tiene traza la Teodora De dar nada.

Dos frailes son, Señora, Franciscos.

Sale TEODORA.

LUZBEL. (Ap. a Teodora.) Tienes hijos, y estás pobre. TEODORA.

Padres, pidan limosna á quien le sobre; Que yo tengo en mi casa Muchos que sustentar, y es muy escasa Mi hacienda.

GUARDIAN.

Sí será, mas ni un bocado De pan en toda la ciudad me han dado; Dánosle tú, por Dios; que en él espero Que le pague.

TEODORA.

Mis hijos son primero. (Vase.)

Perdonen. FRAY ANTOLIN.

La razon es concluyente. GUARDIAN.

Oh lo que sabe la infernal serpiente!

LUZBEL. (Ap.)

De poco os admirais; mas ya, inspirado De mi el Gobernador, viene irritado; Hácia esta parte conducirle espero.

FRAY ANTOLIN.

De la serpiente querellarme quiero. GUARDIAN.

¿A quién?

FRAY ANTOLIN.

A Dios; que es mucho atrevimiento El bacer que nos quiten el sustento. Las demás tentaciones,
Silicios, disciplinas y oraciones,
Puedo vencer; mas no es para sufrida
Tentacion que nos quite la comida;
Que el natural derecho es lo primero. Ayer nos dejó un pan un pasajero, Y antes que le soltara de las manos, Todos à él nos fuimos como alanos Y el buen hombre, asustado y afligido, Viéndose de los frailes embestido, Juzgó su muerte cierta; Y sacando los piés hácia la puerta, Decia: « Yo no be hecho mal ninguno, Padres, ténganse allá; ¿tantos á uno?»

GUARDIAN.

Padre, pues Dios lo permite, Que esto nos conviene crea.

Yo lo creo, en cuanto al alma; Pero una hambre tan fiera, Padre Guardian, mucho dudo Que á mi cuerpo le convenga; Y si el demonio me embiste, Quien no come no pelea.

GUARDIAN.

Seráfico padre mio, ¿Qué es esto? En tan opulenta Ciudad, tan cristiana y noble, Permitis vos que convierta Contra vos, en vuestros hijos, Del demonio la cautela Tantos blandos corazones En duras rebeldes piedras?-Barbara gente , mirad Que vuestros sentidos ciega El enemigo de toda La humana naturaleza. Dad limosna à san Francisco; Que no hay empleo que tenga Tan segura la ganancia, Pues todo el cielo granjea. Dadle à Dios algo; que el pobre Es su semejanza mesma. No le cerreis, ciudadanos, A la piedad las orejas.

FRAY ANTOLIN. ¿Mas que en vez de pan volvemos. Padre, cargados de leña, Si no calla?

Salen EL GOBERNADOR y CRIADOS, Y LUZBEL detrás de él.

LUZBEL. (Ap.) No permitas Que ciudad que tú gobiernas Alboroten estos frailes, Que ser humildes profesan.

GOBERNABOR. ¿ Qué voces son estas , padres? ¿ Por qué la ciudad alteran? GUARDIAN.

Gobernador generoso, Doy voces porque nos niegan La acostumbrada limosna, Con que el perecer es fuerza; Que mi religion ni tiene Ni puede tener hacienda; Solo la piedad cristiana Es quien la ampara y sustenta; Pero está en segura finca, Ya que esta es la vez primera Que faltó á fraites franciscos, Ni en la villa mas pequeña, El sustento.

LUZBEL. (Ap.) Si les falta, ¿Por qué la ciudad no dejan? GOBERNADOR.

Pues si esta ciudad es, padre, Tan mala, que solo en ella Les ha faltado el sustento, El irse donde le tengan Será el mas prudente medio Y el mas fàcil.

GUARDIAN. Quien gobierna Ciudad tan ilustre y quien La ley de Cristo profesa, ¿Eso responde? ¿Qué mas Un alarbe respondiera?

Esto sufres?

GOBERNADOR. Pues ¿conmigo Habla con tal desvergüenza? Bastantes pobres tenemos, Naturales de esta tierra, Que ya trabajar no pueden, Y es la obligacion primera De la ciudad sustentarlos, Y es limosna mas acepta Que en ellos. Váyanse luego, Quitense de mi presencia; Que, vive Dios...

GUARDIAN.

Los infieles El pobre sayal respetan
De mi padre san Francisco;
Y pues que tú le desprecias,
Siendo cristiano, sin duda
Mueve el demonio tu lengua.

GOBERNADOR.

No mueve sino la tuya, Porque justamente pueda Castigar tu atrevimiento.-Pregonad luego que, pena De perdimiento de bienes, Nadie en la ciudad se atreva A dar limosna á estos hombres.

(Vase, y los criados.)

FRAY ANTOLIN. Ella es gente tan perversa, Que está de mas pregonarlo.

GUARDIAN. Que tan barbara fiereza Quepa en un pecho cristiano! ¿Que mas Diocleciano hiciera?

GOBERNADOR. (Dentro.) Echadlos de aqui ó matadlos.

FRAY ANTOLIN. Buena la hemos becho.

VOCES. (Dentro.)

Mueran!

LUZBEL. (Ap.) No es eso lo que pretendo. FRAY ANTOLIN. Por Dios, que nos apedrean;

Huyamos, padre, al convento, Pues que le tenemos cerca.

GUARDIAN.

Gente sin fe, detenéos. FRAY ANTOLIN.

Corra; que en la diligencia Consiste salvar las vidas.

VOCES. (Dentro.) Mueran estos frailes! Mueran!

FRAY ANTOLIN.

Aprisa, padre. GUARDIAN.

Dios mio, ¿Qué persecucion es esta?

(Vanse los dos.)

Logré, á pesar de Francisco, Mi intento; ya sera fuerza Que el convento desamparen; Pero ¿qué resplandor ciega Mi vista?

Aparecen el NIÑO JESUS, cubierto el rostro con un velo, y SAN MIGUEL.

SAN MIGUEL. Infernal serpiente, Yo humillare tu soberbia, LUZBEL.

Miguel!

SAN MIGUEL. ¿Cómo imaginaste, No ignorando la promesa Que hizo el Criador á Francisco, Quitarle el sustento puedan De tu envidía los engaños?

LUZBEL.

Ninguno con mas certeza Que yo sabe que no puede Faltar su palabra inmensa; Mas faltar su confianza Puede, y ya su gran fineza, Que ya, si aun no les falta, Indecisa titubea; Pero mi triunfo no estriba En que estos hombres no tengan El alimento preciso, Sino en los que se le niegan.

SAN MIGUEL.

Pues tú mismo lo que has hecho Deshaz, para que obedezca Ludovico la ley santa.

LUZBEL.

¿Yo contra mi mismo? ¡Pésia Mi desdicha!

SAN MIGUEL. Y fabricar

Otro convento, en que tenga, A pesar tuyo, Francisco Mas hijos de su obediencia.

LUZBEL.

Pues yo, ¿cómo?

SAN MIGUEL.

No repliques; Lo mismo has de hacer que hiciera Francisco. Vé à su convento, Y à sus frailes con prudencia El querer desampararle Reprehende, y por tu cuenta Corre desde hoy su alimento, Y ha de ser para que puedan Sustentar algunos pobres,

Como lo manda la regla, Que Dios dictó; parte luego, Y hasta tener órden nueva, Lo que te mando ejecuta, Sin que en nada retrocedas, Porque otra vez á Francisco En sus frailes no te atrevas. (Va subiendo la apariencia poco d poco, mientras Luzbel dice estos versos.)

LUZBEL, Preciso es ; mas permitidme Que de tan cruel sentencia Mis sentimientos apelen Mis sentimentos apeien.
Al alivio de la queja.
Vos ¿ no le disteis al hombre,
Porque á lo mejor atienda,
Dejando aparte los cinco
Sentidos, las tres potencias? ¿ A la voluntad no basta Su entendimiento por rienda? Tambien al entendimiento Su memoria no le acuerda La brevedad de la vida, Que hay muerte, que hay gloria y pe Si esto no basta, ano tiene [na Celestial inteligencia, Que le auxilia por instantes? Bien ventajoso pelea, Pues yo no tengo mas armas Que su natural flaqueza. Si estas vuestra soberana Absoluta Omnipotencia, No solamente me quita
Tantas veces que use de ellas,
Sino hoy me manda que yo
Contra mí mismo las vuelva,
¿Para qué son permisiones?
Sálvense todos, no tenga
El hombre voluntad propria;
Solo se cumpla la vuestra;
Pero ¿para qué me canso,
Si el ejecutarlo es fuerza?
Porque, á mi pesar, los hombres
A obedeceros aprendan. No solamente me quita

A un tiempo se cubre la apariencia, vase Luzbel, y salen EL GUARDIAN, FRAY ANTOLIN, FRAY PEDRO Y FRAY NICOLAS.

FRAY ANTOLIN. A tanto extremo ha llegado.

GUARDIAN.

Padre, ¿eso ha sucedido?

FRAY ANTOLIN. Milagro patente ha sido

El haber vivos llegado. FRAY NICOLÁS.

Jamás en tan grande aprieto Convento nuestro se vió.

GUARDIAN.

Limosna tal vez faltó; Mas perderles el respeto Con extremo semejante, Tan á cara descubierta, No se ha visto.

FRAY ANTOLIN.

Hasta la puerta
Llegó el escuadron volante
De muchachos, disparando
Piedras, y uno dijo : «Esta
Vaya del lego à la testa.»
Pero no se fué alabando
El mancebo, voto à tal,
Del intento, aunque fué vano;
Que yo llevaba en la mauo
Como un puño un pedernal,
Y à darle las gracias fué. Hasta la puerta

LUIS DE BELMONTE BERMUDEZ.

GUARDIAN. Pero le hizo algun mal? FRAY ANTOLIN.

No:

Las narices le aplastó. GUARDIAN. ¿Qué dice, hermano? FRAY ANTOLIN.

Si, à fe.

GUARDIAN.

Pero ¿le hizo sangre?

FRAY ANTOLIN.

Risa Me da; pues ¿ no era forzoso? GUARDIAN.

¡Jesus! ¡Sangre en un religioso! FRAY ANTOLIN.

A bien que no soy de misa.

FRAY PEDRO.

Padre Guardian, ya nos vemos
Con tan gran necesidad,
Que salir de esta ciudad
Luego es fuerza; no esperemos.
A que despues no podamos.

FRAY NICOLAS. El esperar à mañana. Padre, es esperanza vana, Y de la suerte que estamos, Otro dia mas pudiera Con las vidas acabar.

GUARDIAN. A poderlo remediar Con la mia, la perdiera Gustoso en esta ocasion Por lo que se ha de decir, Y porque lo ha de sentir Toda nuestra religion.

FRAY ANTOLIN. Solo por la fe la vida, Padre, se debe perder; Mas morir de no comer Es necedad conocida, Que al derecho natural Ningun precepto prefiere; Y el primero que yo viere Con pan, por bien o por mal, Conmigo habrá de partir, Aunque un obispo le traiga, Y si no, caiga el que caiga.

GUARDIAN. Eso un fraile ha de decir?

FRAY ANTOLIN. Y lo haré.

FRAY NICOLÁS Padre Guardian, Nuestro padre san Francisco Manda que, si no quisieren Eu algun pueblo admitirnos, Pasemos donde seamos Con caridad recibidos; Sin que prevenir pudiera Que donde la ley de Cristo Profesan nos maltrataran, Ni que hubiera tan impio Gobernador, que mandara, Pena de bienes perdidos, Que nadie nos dé limosna.

GUARDIAN. Padres, ya estoy convencido; En su custodia llevemos El Sacramento divino Descubierto hasta salir De la ciudad, que no fio De esta gente; las reliquias Llevar tambien es preciso, Repartidas entre todos.

FRAY ANTOLIN. Y el hermano jumentillo

Las casullas y ornamentos Llevará, si es que está vivo; Porque ayer le ballé comiendo De su refectorio mismo La mesa.

> GUARDIAN. Vamos.

Sale LUZBEL, vestido de fraile.

LUZBEL.

Deo gratias. Hermanos. (Ap. ¡Fiero castigo!)

GUARDIAN. ¡Valgame Dios! ¿Quien es, padre? Que de verle aqui me admiro.

FRAY ANTOLIN.

¿Por dónde ba entrado este fraile? FRAY NICOLAS.

Por la puerta no ha podido: Que yo la cerré.

LUZBEL.

No hay puerta Cerrada al poder divino. El es quien (sin que pudiera Excusarme) me ha traido Desde tan ignoto clima, Que el puesto donde yo asisto, En mi vocacion constante, El sol, general registro, O le perdonó por pobre, O dejó por escondido.

GUARDIAN. Digame, ¿qué nombre tiene? LUZDEL.

Mi nombre es y mi apellido Fray Obediente Forzado, De antes Querub ...

FRAY ANTOLIN.

Vizcaino

Debe de ser el tal fraile.

GUARDIAN.

Parece varon divino.

FRAY ANTOLIN. Bien su palidez lo muestra.

LUZBEL.

Pues jamás tan encendido Tuve el espíritu.

GUARDIAN.

Padre . Díganos pues á qué vino; Que nos tienen recelosos Sus palabras y el prodigio De entrar cerradas las puertas. Algun engaño imagino De nuestro comun contrario; Temblando estoy!

FRAY ANTOLIN.

Yo apercibo Hisopo y agua bendita,

Por si acaso es el maligno. LUZBEL

No teman y esténme atentos: Orden traigo de Dios mismo A boca de reprehenderles La poca se que han tenido. Los que siguen la bandera Del gran alférez de Cristo, Del gran alterez de Cristo,
¡ La plaza que les entrega
Desamparan fugitivos?
No há dos dias naturales
Que puso el contrario el sitio;
¡¿Cómo desmaya tan presto
De vuestra esperanza el brio?
Los que debieran ser rocas, De corazones impies A los embates, ¿qué oponen,

Siendo culpa lo indeciso, A riesgos amenazados, Temores ejecutivos! Sabiendo que à nuestro padre Prometió Dios que à sus hijos No faltaria el sustento, Incurren en un delito Ancurren en un deuto
Tan grande como el pensar
Que pueda lo que Dios dijo
Faltar? (Ap. ;Que yo tal pronuncie!)
Crean (Ap. ;Volcanes respiro!)
Que cuando de todo el orbe
Cerraran à un tiempo mismo
Les viviantes racionales Los vivientes racionales A la piedad los oidos, Los ángeles les trajeran El sustento prometido De su Criador, ó el demonio, Porque fuese mas prodigio. FRAY ANTOLIN.

Con el fervor echa llama Por los ojos.

Padre mio. Padre mio,
Bien se ve que es enviado
De Dios, pues tanto han podido
Sus palabras, que mil vidas
Diera primero á los filos
De la hambre, que dejar
De mi padre san Francisco La casa.

FRAY PEDRO. No habrá ninguno De sus verdaderos hijos Que no dé por Dios la vida.

FRAY NICOLAS. Y estarán todos corridos. Padre, de haber intentado Volver la espalda al peligro.

LUZBEL. (Ap.) Lo que fué natural miedo, En mérito han convertido Qué presto á lo mejor vuelven Los que de Dios asistidos Están!

FRAY ANTOLIN. Padre, esta es pregunta: Estándome yo quedito. Sin buscar algo que coma, ¿Serà padecer martirio Por Dios el morir de hambre?

LUZBEL.

Juzgo que no; mas le afirmo Que coma muy presto.

FRAY ANTOLIN.

Luego Fuera mejor, padre mio; Que ya se cierra el gaznate.

LUZBEL

Hermanos, con sacrificios Satisfagan la amorosa Queja del Autor divino; De su alimento me encargo Desde luego, haciendo oficio De limosnero.

FRAY ANTOLIN. En esta ciudad? Me rio.

Presto saldrá de este engaño; Que el hermano ha de ir conmigo.

FRAY ANTOLIN. Yo no me atrevo.

LUZBEL. No tema;

Fray Autolin

## EL DIABLO PREDICADOR.

FRAY ANTOLIN. ¿Quién le dijo

Mi nombre?

LUZBEL.

Yo le conozco.-Padre Guardian, no dé indicio De temor; abra esas puertas.

GUARDIAN

Este es ángel; no replico.

FRAY ANTOLIN.

Alguna sarna se cura El padre; que el olorcillo Es de azufre.

GUARDIAN. (Ap.)

Mas ya el cielo Me da de quién es aviso.

Válgame Dios!

LUZUEL.

A los frailes Anime; que están rendidos.

GUARDIAN. (Ap.)

Encubrir este portento Por los frailes es preciso.

LUZBEL. (Ap.)

Váyanse al coro, y no teman; Que, mientras yo les asisto, Seguro estará de lobos Este redil de Francisco.

GUARDIAN. Si, pues ya Dios en triaca

El veneno ha convertido. (Vanse el Guardian, fray Pedro y fray Nicolás, y quedan solos fray Antolin y Luzbel.)

Tome las arguenas, padre, Porque traiga lo preciso Esta noche ; que mañana Se llevara el jumentillo.

FRAY ANTOLIN, Yo creo que volverémos

Al convento con lo mismo Que llevamos.

LUZHEL.

Tan cargado Ha de volver, sin pedirlo, Que ha de llegar al convento Muy cansado.

FRAT ANTOLIN. Y aun molido.

Si me encuentran los muchachos.

No tema, pues va conmigo; Que mientras les-asistiere, No hay que recelar peligros.

FRAT ANTOLIN.

Pues ¿por qué?

LUZBEL.

Porque ya tienen Su mayor contrario amigo.

# JORNADA SEGUNDA.

Salen EL GUARDIAN, FRAY PEDRO Y FRAY NICOLÁS.

FRAY PEDRO.

El es varon prodigioso . Padre Guardian; sus portentos El ser humano desmienten.

GUARDIAN.

De muchos santos leemos,

Padre, portentos tan grandes, Y eran humanos.

FRAY NICOLÁS.

Es cierto.

Y que podia Dios en este Obrar lo que en aquellos, Y mas, si fuere servido.

FRAV PEDRO.

Claro está; pero no es eso Lo que nos tiene confusos, Sino ignorar en qué reino O en qué provincia este santo Tomó el hábito; porque esto Ni él ha querido decirlo, Ni hemos podido saberlo; Con que juzgo que no es fraile.

GUARDIAN. (Ap.)

Ni aun quisiera parecerlo.

FRAY NICOLAS.

Yo he pensado que es Elías, Porque manda con imperio Notable y con aspereza.

GUARDIAN. (Ap.)

No asistia en tan ameno Pais.

FRAY PEDRO.

Yo creo que es angel. GUARDIAN, (Ap.)

Puede ser; pero no bueno.

FRAY PEDRO.

Porque sufrir cada dia Un trabajo tan inmenso Como andar la ciudad toda Y asistir en el convento, Que labra con tanta priesa, Trabajando y disponiendo. Y hallarse presente en casa Cuaudo importa, siendo cuerpo Humano, fuera imposible. Sin que tal vez por lo menos El cansancio le rindiera,

GUARDIAN.

Solo asegurarle puedo . Padre, que Dios le ha enviado; No examinen sus misterios. A fray Forzado obedezcan En todo, pues cuanto ha hecho Y cuanto ha mandado es justo; Que yo tambien le obedezco, Y soy su guardian.

# Sale FRAY ANTOLIN.

FRAT ANTOLIN.

No hay parte Segura de este hechicero; Dos gazapos me ha sacado Que escondi en un agniero, Con una vara de hondo; Por mi mal vino al convento,

El ha dado en perseguirme. GUARDIAN.

Fray Antolin , pues ¿tan presto Se vuelve à casa?

FRAY ANTOLIN.

Si, padre; Oue dos veces el jumento Y yo venimos cargados, Y es fuerza volverme luego; Que quedan muchas limosnas Por traer.

GUARDIAN.

Gracias al cielo; ¿Dónde queda fray Forzado?

FRAY ANTOLIN.

No sé; que solo le veo Cuando el quiere que le vea, En la obra del convento Que labra está todo el dia; Pero no deja por eso De entrar en mas de mil casas. El camina mas que el viento, Y trabaja por cien hombres; En la fabrica un madero No le pudieron subir Veinte hombres; llegó à este tiempo, Y asiéndole por el cabo, A no agacharse tan presto Los que arriba le esperaban, Los birla, y vienen al suelo.

GUARDIAN. Esa bien se ve que es fuerza Sobrenatural.

FRAY ANTOLIN.

A tiempos Està, que parece un angel, Y otras veces en el cielo Pone los ojos, y brama Como un toro, y yo sospecho Que, aunque él disimula, tiene Muchos males encubiertos, Y sin duda que son llagas; Que huele muy mal el siervo De Dios.

> GUARDIAN. Calle; que ya viene.

### Sale LUZBEL.

LUZREL.

Deo gratias.

GUARDIAN. En la tierra y cielo Se las dén angeles y hombres.

FRAY ANTOLIN.

Temor me causa y respeto. FRAY PEDRO.

Y á todos.

GUARDIAN.

Sea bien venido Su caridad.

LUZBEL. Vaya luego, Fray Antolin, à la casa De don César; que allá dejo Seis aves y unas conservas. Traigalas, y al enfermero Las entregue.

FRAY ANTOLIN.

Venga conmigo, fray Pedro. (Vase:)

GUARDIAN.

En qué estado tiene, padre Fray Obediente, el convento Que labra?

> LUZBEL. Ya está acabado. GUARDIAN.

De todo punto?

LUZBEE.

El blanqueo

Le falta.

GUARDIAN.

Que me ha admirado La brevedad le confieso.

Pues habiendo cinco meses Que se abrieron los cimientos. Me han parecido cien años; Mas de mi parte no he puesto Sino el hallarme presente A todos, buscar dinero Y trazar la arquitectura; Pero, si el Autor eterno

#### LUIS DE BELMONTE BERMUDEZ.

Me lo hubiera permitido, En cinco dias, y en menos, Hiciera mas que cien hombres En cinco meses han hecho.

GUARDIAN.

(Ap. No darme por entendido Será mejor.) Bien lo creo; Pero Dios no hace milagros Sin necesidad de hacerlos.

LUZBEL.

El milagro yo le hiciera; Que bastante poder tengo, Si Dios no me lo coartara.

GUARDIAN.

Va de quién es estoy cierto; No ha menester explicarse.

LUZBEL.

No lo ignoro.

(Con falsedad.)

GUARDIAN.

Y de que es menos el de mi padre

Su poder que el de mi padre San Francisco.

LUZBEL.

El valimiento, Padre Guardian, que su padre

Tiene con el Rey eterno, Es su poder, y que es grande Por esa parte confleso; Mas no es poder el poder Que necesita del ruego.

GUARDIAN.

Pues ¿qué poder no procede Del de Dios?

UZBEL.

No argumentemos, Tenga humildad; que conmigo El que sabe mas es lego.

GUARDIAN.

Eso nunca lo he dudado; Mas no pudo por lo menos, Con cuanto puede y alcanza, Lograr su mayor deseo.

LUZBEL.

¿No? Pues diga, padre, ¿en mí Qué castiga Dios?

GUARDIAN. Su intento.

~ ...

El es muy buen religioso.
Padre Guardian, pero uecio.
Cuando yo llegué, ¿ no estaban
Cohardemente resueltos
A dejar él y sus frailes
Desamparado el convento?
Luego ya de parte suya
Logré mi intencion, supuesto
Que, por mirarlos vencidos,
Se puso el Criador en medio.
Déle gracias del prodigio
Que mira; pero creyendo
Que, à ser su constancia mas,
Fuera mi castigo menos.

GUARDIAN. (Ap.)
Muy bien me ha mortificado.

LUZBEL.

Es preciso hacer lo mesmo Que, vivo, hiciera Francisco; Mire si pesar tan fiero Será mortificación Mayor, sobre el vituperio De que el sayal de Francisco Me disfrace, aunque supuesto.

GUARDIAN.

Nunca se vió tan bonrado Desde que cayó del cielo. LUZBEL.

La memoria le ha faltado, Con el desvanecimiento Que le ha dado, pues se olvida De que su origen primero Procede de polvo ó barro.

GUARDIAN.

No me olvido; bien me acuerdo De que Dios al primer hombre De aquel barro damasceno Hizo con sus propias manos; Y el ángel le costó menos Cuidado, pues con un flat...

LUZBEL.

Esa materia dejemos. Que ni es de aqui ni él la sabe; Además de que no tengo Permision de responderle. ¿Cuándo quiere que empecemos, Padre, la fundacion nueva?

GUARDIAN.

Si le parece, sea luego.

LUZBEL.

A mi me importa ; ¿qué frailes La han de empezar?

GUARDIAN.

Yo no puedo

Nombrarlos; á cargo suyo Está elegir los sugetos Y el número; por mi cuenta Corre solo el cumplimiento De todo lo que ordenare.

Qué falso está! Pero el tiempo Llegará presto en que pase Otra vez de extremo á extremo.

GUARDIAN.

Dios querrà que tus astucias Nos den mas merecimiento.

LUZBEL.

Si Dios lo ha de hacer, no dudo Que serà fàcil; mas ellos Ya sé yo cómo pelean.

GUARDIAN.

Que soy de barro confieso.

LUZBEL.

Mire que ya sus ovejas Entran à pacer, y pienso Que al pastor esperan; vaya Y cuide de que, en comiendo, No se esparzan, porque puede Perderse alguna.

GUARDIAN.

Que es ociosa diligencia; Mas él las guarde, si hay riesgo, Pues Dios le ha traido à ser De susovejas el perro. (Vase.)

LUZBEL.

Fuerza será, pues rabiando, Morder á ninguna puedo; Mas de otra suerte algun dia Yo y el pastor nos verémos. (Vase.)

### Salen FELICIANO Y JUANA.

FELICIANO.

¿Salió Ludovico ya?

JUANA.

Sí, mas te cansas en vano; Que á no verte, Feliciano, Resuelta mi ama está.

FELICIANO.

Tanto rigor!

JUANA.

No es rigor; Que antes me ha dado à entender... FELICIANO.

¿Qué?

JUANA.

Que el no quererte ver Nace de tenerte amor; Que es virtuosa y honrada, Y dice que aun el mas leva Pensamiento excusar debe, Pues ya en fin está casada. Su padre anduvo cruel.

FELICIANO.

Al fin ella fué vencida.

JUANA.

Y mire à quién; mejor vida
Pasáramos en Argel.
No se ha visto hombre tan fiero,
Si algun pobre se le llega,
Y mas mientras mas le ruega.
Solo un fraile limosnero
De san Francisco porfia,
Y le trae desesperado;
Nunca limosna le ha dado,
Pero él viene cada dia,
Y le ha querido matar;
Pero solo con que el santo
Le mire, le pone espanto,
Y no se atreve á llegar.
A un pobre ayer un criado
Un poco de pan le dió,
Y al punto le despidió,
Despues de muy maltratado.
Mi señora no ha tenido
Moneda de plata ó cobre
Con que dar limosna à un pobre,
Ni él lo hubiera consentido.
De esto está tan afligida
Mi ama y con tal temor,
Que el verle la causa horror.

FELICIANO,

Juana, aunque doy por perdida Mi esperanza, le he de hablar Esta vez, quiera ó no quiera; Pero será la postrera.

JUANA

Pues si lo quieres lograr, A esa cuadra te retira; Que sale, y se ha de volver Luego que te llegue à ver. FELICIANO.

Bien dices.

(Entrase.)

Sale OCTAVIA:

OCTAVIA.

¡Qué mal lo míra
El padre que, solamente
En su codicia fundado,
A su hija la da estado!
Que la mujer mas prudente,
Si á su esposo aborreciendo
Está, y á otro tiene amor,
Bien podrá guardar su honor,
Pero vivirá muriendo.—
¡Juana!...

JUANA.

¡Que siempre has de estar Hablando contigo ?

OCTAVIA.

SI.

Feliciano ha estado aqui.

No le vuelvas à nombrar, Si algun gusto quieres darme,

Mientras yo presente esté.

De aqui adelante lo haré.

### EL DIABLO PREDICADOR.

### Sale FELICIANO.

PELICIANO. ¡Qué! ¿Ya te ofende el nombrarme? OCTAVIA.

Si, Feliciano, y el verte Mucho mas; véte al instante, O ireme yo.

FELICIANO.

Tente.

OCTAVIA. FELICIANO.

Suelta.

Vive Dios, que has de escucharme Sola esta vez; que en mi vida Volveré à verte ni hablarte.

OCTAVIA.

Di pues, y verás que en ti No hay razon para culparme.

FELICIANO.

Pues ¿ cómo negarme puedes Que mas de un mes me ocultaste El intento, que sabias, De tu interesado padre? Si amenazas ni violencias Fueran disculpa bastante, Aun eso no tienes, puesto Que no intentó violentarte. ¿ Qué disculpa tener puede Una mujer de tu sangre De haber rompido palabra Que tantas veces firmaste? No solo no replicaron Tus labios ni tu semblante, Mas fué menester mentir Para que te desposasen, Pues dijiste que jamás Palabra le diste à nadie, Y en este papel postrero Que eras mia confesaste. Certificaciones tuyas Son estas, con que pagastes Diez años que, en guerra viva De amor, segui su estandarte, Haciendo mi fe la posta Todo este tiempo constante. Las noches en tus ventanas, Los dias en tus umbrales, Mujeres tan nobles...

OCTAVIA.

Tente; Que, aunque à mi decoro falte, Has de saber que tú fuiste La causa de mis pesares. La causa de mis pesares.
Algunas sospechas tuve
De que intentaba casarme
Mi padre, más no certezas
De que pudiese avisarte;
Pero si mi padre mismo,
Como á primo de mi madre,
Te dió parte de mi anade, Como a primo de mi madre, Te dió parte de mi empleo, Y en el presente te ballaste, ¿ Por qué dices que aquel dia Se vió el pleito sin citarte, Ni que le perdiste, puesto Que no quisiste ganarle? ¿Para que con tantos ruegos, li ne habian de importer. Si no babian de importarte, Me pediste, Feliciano, Que mis papeles firmase? No te escribi ese papel Postrero tres días antes De aquel infelice dia? Pues si tu estabas delante, Y era sobrado instrumento Para que lo embarazases, Pues digo en él que soy tuya; Por que no lo presentaste? Primero que el si le diera

De mi desdicha á mi padre, Delante de tanta gente, Dije, volviendo à mirarte: «Ya llegó el lance forzoso.» ¿Por qué entonces no llegaste ? ¿Fuera justo, Felíciano, Callando tú, que yo hablase? ¿Qué importó que me sirvieras, Becho estatua de mi calle, Soldado de amor, diez años, Si en la ocasion me faltaste?

(Quitale el papel.)

Este papel dice (suelta): «No hay de qué sobresaltarte; Que esposa tuya es Octavia.»
¿Quién es quien puede quejarse?
A voluntad tuya puse
El plazo; ¿quién fuera parte,
Confesando yo ser mio,
Para dejar de cobrarie?
Vo bica en fin Edicione Yo hice, en fin, Feliciano, Cuanto pude de mi parte; Arbitrio en tu pleito fuiste, Contra mi le sentenciaste; Por ti padezco la pena De cautiverio tan grande Y pesado, que mi vida Será el precio del rescate; Y puesto que la ofendida Soy, y tú quien te vengaste, Véte, y no vuelvas á verme;

(Rasga el papel.)

Porque si en estos umbrales Pones las plantas, haré, Vive el cielo, que te mate Ludovico, à quien tú proprio Me vendiste, no mi padre, Supuesto que los dos fuimos, (Vase.) Yo infeliz y tù cobarde.

LUDOVICO. (Al paño.) ¿ Qué escucho? ¡ Válgame el cielo!

FELICIANO.

Que á tu decoro mirase Entonces culpas, Octavia?

JUANA.

Gentil disculpa; ¿pensaste Que era pleito de revista?

|Sin mi estoy!

JUANA.

Véte; que es tarde, Y vendrá su esposo.

¡ Hola !

LUDOVICO. (Dentro.) JUANA.

Mejor será que te halle (Vase.) Solo; adios.

FELICIANO. Véte; que yo Tengo disculpa bastante.

# Sale LUDOVICO.

LUDOVICO. Loco estoy! «Que los dos fuimos, Yo infeliz y tù cobarde.» FELICIANO.

Ludovico?

LUDOVICO. ¿ Feliciano? FELICIANO.

A veros en este instante Entré; mas ya me volvia.

LUDOVICO.

Ved si teneis qué mandarme.

PELICIANO. La hacienda mia de campo Quisiera que vos compraseis; Pero esto se ha de tratar Muy despacio, y ahora es tarde.

LUDOVICO. Yo iré à buscaros.

> FELICIANO. Adios.

(Vase.)

LUDOVICO.

Vuestra vida el cielo guarde (Ap. Para que yo te la quite); Pero mi peligro es grande, Porque son muchos sus deudos, V son los mas principales
De la ciudad, con que es fuerza,
Cuando con la vida escape,
El perder toda mi hacienda. Y si él primero fué amante De Octavia , y es ella el pleito Que perdió , no es tan culpable En Feliciano mi ofensa. Este papel al entrarse Octavia rompió.; Qué ciego Es amor! Pero el juntarle Para que leerle pueda, Sin mucho espacio no es fácil. Letra es de mujer, sin duda Es de Octavia; en esta parte Dice: « Feliciano mio.» Respirando estoy volcanes! Ya declinó mi fortuna; En esta dice : « asustarte; » Y en esta dice : « asustarte; » Y en esta : « tuya es Octavia, » Primero verás , infame , Tu muerte , viven los cielos.

(Vuelve à arrojar los pedazos.)

JUANA. (Al paño.); Que los pedazos dejase? Mas no ha reparado en ellos; No sé como los levante.

## Sale JUANA.

LUDOVICO.

¿Qué quiéres?

JUANA.

Ando buscando

Pedazos de papel.

LUDOVICO.

(Ap. Tarde

Lo previno.) ¿ Para qué?

JUANA.

Estoy con un mai de madre, Y el humo de los papeles Me le quita.

No es tan fácil

Para tu mal el remedio.

JUANA.

Este no es mal; que es achaque. LUDOVICO.

Asi lo entiendo ; ¿ qué esperas? Véte de aquí.

(Ap. ; Jesus qué cara! del mundo Me fuera por no mirarle.) (Vase.)

LUDOVICO.

No me toca á mí matar Feliciano en rigor; A Octavia entregué mi bonor, Y della le he de cobrar Primero que à ejecutar Llegue su vil hermosura Mi afrenta, porque es locara El creer que, enamorada Y à su disgusto casada, Puede haber mujer segura. Mis manos en su garganta

LUIS DE BELMONTE BERMUDEZ.

Podrán impedir que acudan A sus voces las criadas . Y ahogada... Pero ya culpa Mi cólera la tardanza.

Al irse, sale LUZBEL por la misma puerta y le detiene.

LUZBEL

Dale à san Francisco alguna Limosna. (Ap. ; Que yo impidiera De Octavia la muerte injusta! Mas Dios lo manda.)

LUDOVICO.

No sé Cómo no temes mi furia, Fraile, fantasma ó demonio; Sin duda tu muerte buscas. Ya por experiencias muchas, Que en mí no ha de hallar limosna Tu religion ni ninguna?

LUZBEL

Reducirte; Que la Omnipotencia suma Me lo manda, y es forzoso Que con sus órdenes cumpla. Y puesto que le obedece Quien de los filos y puntas De la invencible guadaña No puede temer la furia, Obedece tú, no esperes
Que el término de tus culpas
Llegue, que está ya muy cerca.
Bale, Ludovico, alguna
Parte á Dios, de las riquezas
Que en esas arcas ocultas,
Para que por ese medio. Puedas aplacar su justa Indignacion, y piadoso, Sus auxilios te reduzgan A restituir.

LUDOVICO.

Detente; Que me admiro de que sufra, Viven los cielos, mi rabia Tus descompuestas locurás. ¿Yo limosna? Véte luego; Que mi hacienda, poca ó mucha, Mi fortuna me la ha dado.

LUZBEL

Ludovico, no hay fortuna, Ni es la que tu hacienda llamas, Absolutamente tuya. Y no solo la adquirida Con viles cambios y usuras Oro es toda de quien la goza, Sino la del que madruga Para el trabajo à la aurora, Comiendo de lo que suda. Tados los que en esos campos,
Tal vez con piadosa lluvia,
De la tierra, comun madre,
Rompen las entrañas duras,
Y en sus senos animosos,
Por depósito, sepultan
Del antecedente agosto La rica miés grana y rubia , Despues de muchos afanes Y esperanzas mal seguras. Como à dueño de la tierra Su diezmo à Dios le tributan; Y él lo entrega à sus ministros , Con orden de que consuman En si solo lo que basta , Conforme el puesto que ocupan ; Y como sus mayordomos, En los pobres distribuyan Lo demás, que Dios en ellos Todas sus rentas vincula.

Cuantos adquieren riquezas Con lo que al pobre le usurpan, No veran de Dios la cara, No veran de Dios la cara, Si no es que la restituyan Como les fuere posible; Y esto ninguno lo duda, Pues ¿ cómo tù de la hacienda Dueño absoluto te juzgas, Siendo corneja, vestida De tantas ajenas plumas? Imprudente almendro, advierte Que, segun mis conjeturas, Será de infinitas plantas Escarmiento tu locura.

En tu vida he de vengar, Hipócrita, mis injurias.

LUZBEL.

No te muevas, que no sabes Quién soy; atento me escucha. Mira que en ti solamente No hay resquicio ni disculpa, Porque el comun enemigo De todos tu bien procura, No solo por oprimido, Mas tambien porque sin duda Le ha de quitar muchas almas El ejemplo de la tuya. Goza ocasion tan dichosa; Ni tus potencias perturba Ningun espíritu impuro, Ni tus sentidos ofusca. Justicia y misericordia De Dios en su muerte luchan; Déle à la misericordia Tu arrepentimiento, ayuda. Mira que de su justicia La divina espada empuña Y que su inmensa paciencia, Que es la vaina que la oculta, Se ha cansado ya; ¿que aguardas? Mira que ya la desnuda, Mira que el brazo levanta, Mira que el golpe ejecuta.

LUDOVICO.

Ya me arrepiento.

LUZBEL. (Ap. ; Oh , pese Al inflerno!) Pues ; qué dudas? La caridad es la puerta Del perdon, por ella busca La entrada ; dame limosna.

LUDOVICO.

Eso no.

LUZBEL. Vil criatura, Peor que Luzbel te juzgo Pues si él pudiera, sin duda Fuera su arrepentimiento Tan grande como su culpa. Y tu, pudiendo, no quieres.

LUDOVICO.

Pues esta vez, aunque huyas, Te he de matar.

LUZBEL.

No te acerques. Porque haré que se reduzga Tu forma á menos que à tierra; Que aun eso no has de ser nunca. LUDOVICO.

¡ Hola , Alberto , Celio ! este hombre Me atemoriza y asusta.

Salen ALBERTO, CELIO, OCTAVIA Y JUANA.

CELIO.

Señor, ¿ qué mandas?

Que es esto?

ALBERTO.

Por qué das voces?

JUANA

Sin duda

Que ba sido el fraile la causa.

LUDOVICO.

Que en mi casa no se cumpla Lo que mando! ¿No os he dicho Que no dejeis entrar nunca A este fraile?

CELIO.

Por la puerta

No ha entrado.

ALBERTO. Es cierto. JUANA.

Sin duda

Que es santo.

OCTAVIA.

Padre, por Dios, Que excuse upa desventura. LUZUEL.

A estorbar la vuestra vine. OCTAVIA.

La mia?

LUZBEL.

Si.

OCTAVIA. Fuera injusta. LUZBEL.

Ya sé que estás inocente, Mas los indicios os culpan. OCTAVIA.

Pues ¿qué haré? EUZBEL.

Yo nada os puedo

Aconsejar: que la fuga Es confesaros culpada.

OCTAVIA.

Yo espero en la siempre pura Madre de Dios, que me ampare. LUDOVICO.

Hombre, véte, y no presumas Que mi firme intento muden Tus palabras importunas Que aunque fueran mis riquezas Las de Creso y Midas juntas, No ballarás en mi limosna.

LUZBEL.

No hemos menester la tuya; Tú necesitas de darla , Que á mis frailes sobran muchas , Pues que con ellas sustentan Trescientos pobres en Luca. Ya te dejo; pero mira No añadas culpas á culpas; No anadas culpas à culpas;
Que está inocente quien piensas
Que lu deshonor procura.
(Ap.; Que mi soberbia impaciente
En tan infame coyanda
Oprima el Criador eterno!
On nunca, Francisco, oh nunca
A humildad tan poderosa
Se opusieran mis astucias!) (Vas (Vase.) LUBOVICO.

Este sabe ya mi afrenta; En la quinta, mas oculta Podrá estar su muerte, en tanto Que pueda salir de Luca, Poniendo en salvo mi hacienda.

JUANA.

Lo mejor será que huyas. OCTAVIA.

Eso dices, necia?

LUDOVICO.

Octavia. Este fraile me disgusta Tanto, que por unos dias , Por ver si en ella me busca, Nos hemos de ir à la quinta. ¿Qué dices?

¿ Eso preguntas? ¿ Qué puedo decir, si sabes Que mi voluntad es tuya?

LUDOVICO. Celio, haz poner la carroza.— Tu, Alberto, para que suplas En los negocios mi ausencia, Te quedaràs.

ALBERTO. Pues tú gustas,

Yo lo haré

LUDOVICO. Vamos, Octavia. JUANA. (Ap.)

Mira que este disimula Su enojo para matarte.

OCTAVIA. (Ap.) Mi inocencia me asegura.

LUDOVICO. (Ap.)

Primero verás, infame, Tu castigo que mi injuria, (Vanse.)

#### Sale FRAY ANTOLIN.

FRAY ANTOLIN. El jumentillo mi maña Envió con el donado, Y salgo, desafiado De mi hambre, à la campaña; Y esta vez la he de matar, Sin que la persecucion De aqueste fraile Neron De mi la pueda tibrar. Cuanto yo escondo me quita, Porque otro no puede ser, Sin que me pueda valer La parte mas exquisita. Ningun regalo consigo, Que en manos suyas no caiga, Y me ha obligado à que traiga Todos mis bienes conmigo. Las mangas traigo rellenas; El peso, con la costumbre, No me dará pesadumbre , Y servirán de alacenas. Mucho es que este fray Forzado Con tal trabajo no enferme; Porque ni come ni duerme, Que es espiritu he pensado. Yendo juntos por la calle. Yendo juntos por la calle. Es cuando vuelvo à miralle. Que su cuerpo no hace sombra. Gtro convento fundando Está ya, con prisa tanta, Que todo el lugar se espanta; Pero siempre regañando. Dentro del pecho presumo Que toma tabaco de hoja, Porque el aliento que arroja Por las narices es humo. El me ha dado en perseguir Y en no dejarme comer; Mas hoy no le ha de valer, Porque él ha de presumir Que ya estoy en el convento, Y merendaré seguro. Ya estoy muy léjos del muro; En este altillo me siento, Que todo lo señorea. Porque si alguno pasare,

DD, C. DE L.-II.

Primero que en mi repare, Printero que en interpare, Es fuerza que yo le vea. Polla, empanada y pernil Traigo ; que es bueno imagino El pan; mas lo que es el vino, Puede arder en un candil. A Heliogábalo me igualo , Y nunca el comer condeno Si lo que se come es bueno, Porque todo es de regalo. Yo, en fin, no tengo otro gozo, Mi estómago es un abismo, Y cuanto como, es lo mismo Que si cayera en un pozo. No ha de estar de manifiesto Todo; conforme comiere Saldra, porque si viniere Alguno, lo esconda presto; Salga el pernil.

#### Sale LUZBEL.

LUZBEL. Señor, os mostrais conmigo! ¿Yo amigo de mi enemigo? ¿Sirviendo al hombre Luzbel? Oh, pese à la pena mia! De Francisco sostituto Es ; oh poder absoluto! Quien quiso dar luz al dia? Basta tan fiero tormento Y cuanto me habeis mandado, Señor, está ejecutado; Que de este rico avariento La proterva obstinacion Solo la podrá vencer Vuestro absoluto poder. A estorbar la ejecucion De dar muerte à su mujer Voy. (Ap. Ya el lego se ha sentado A comer lo que ha ocultado De mi ; mas no ha de comer Nada de lo que ha traido. De esta suerte hare que crea Que no le he visto, y me vea.)

FRAY ANTOLIN. Pardiez , que no le ha valido A fray... ; Válgame san Pablo! ¿ Cómo este fraile llegó Tan cerca, sin verle yo? Santo es; mas no es sino diablo. No me ha visto.

(Guarda lo que estaba comiendo.)

LUZBEL. (Ap.) Ya guardó Lo que á comer empezaba.

FRAY ANTOLIN.

Pues que no puedo escaparme, Preciso es llegar. — Deo gratias. LUZBEL.

Fray Antolin?

FRAY ANTOLIN. Padre mio.

¿Donde va?

LUZBEL. Voy à la granja O quinta de Ludovico, A împedir una desgracia ; Mas el ¿à que vino al campo?

FRAY ANTOLIN. Es que el médico me manda Que ande todo lo que pueda, sea por tierra llana, Porque tengo humores gruesos.

Luxuel. Sien el comer se templara, Los humores consumiera;

Seis frailes se sustentaran Con lo que el padre Antolin Come.

FRAV ANTOLIN. No tengo otra falta. LUZBEL.

De esa se originan muchas, Porque la regla relaja De su padre san Francisco, Y la devocion estraga Tambien de sus bienhechores , Viéndole por las mañanas, Y aun por las tardes, tomar Chocolate en veinte casas.

FRAY ANTOLIN. Padre, lo que me dan tomo, Y esto mi regla lo manda.

LUZBEL.

Mas esto se entiende cuando Con necesidad se halla.

Muchas veces he querido Vencer de mi hambre el ansia; Mas no he podido, que luego, Con los regalos que sacan, Me engaña el demonio.

LUZBEL.

Miente: Su flaqueza es quien le engaña. Hale propuesto el demonio Alguna vez, entre tantas, Que la gula no es pecado?

FRAY ANTOLIN. No, pero gula se llama Comer sin gana, y à mí Jamás me faltó la gana.

LUZBEL. Su hambre y la sed que tienen Los hidrópicos son faisas,

FRAY ANTOLIN. No tal; que cuanto yo como Es salida por entrada.

No come en el refectorio, De pan, como de vianda, La racion suya y la mia?

Si, Padre.

LUZBEL. Pues ¿no le bastan? FRAY ANTOLIN.

FRAY ANTOLIN.

Dos raciones son , hermano , Para mí dos avellanas.

LUZBEL.

Que no reviente me admira. FRAY ANTOLIN.

Gracia ha tenido.

LUZBEL.

Se engaña; Que. à tener gracia, no hubiera Perdido, hermano, mi patria.

FRAY ANTOLIN. ¿Su patria perdió por eso?

LUZBEL.

Si, porque perdi la gracia De mi rey, y fué preciso, Aunque à mi pesar, dejarla.

FRAY ANTOLIN.

¿Qué reino es ese?

LUZBEL.

Está en clima Tan remoto, que argonauta Ninguno le ha descubierto, Y será noticia vana.

LUIS DE BELMONTE BERMUDEZ.

FRAY ANTOLIN. Pues, si no le han descubierto, ¿ Quién le trajo al Padre? LUZBEL.

; Cuántas Veces he dicho à los padres **Oue Dios?** 

RAY ANTOLIN. Laboca me tapa. Alli vienen unos pobres.

LUZBEL. ¿Ah, hermanos?

FRAY ANTOLIN.

¿Por qué los llama? Déjelos; que andan buscando Sitio para su matanza. LUZBEL.

Lleguen, hermanos.

FRAY ANTOLIN.

Si aqui No podemos darles nada, ¿ Qué los quiere?

1.UZBEL Si tuvieran Necesidad, no faltara.

Salen TRES POBRES.

POBRE 4 0 Nuestro santo limosnero Es.

POBRE 2.º

Padre mio.

POBRE 3.º

Quien por nuestro bien le trajo A Luca.

LUZBEL. (Ap.) Y por mi desgracia. ¿ Comieron en el convento?

POBRE 1.º

Llegamos tarde.

FRAY ANTOLIN.

Esa es trampa; Que á los tres, y yo presente, Les dieron hoy su pitanza.

POBRE 1.º

Pero tengo seis chiquillos, Y á mi mujer en la cama.

FRAY ANTOLIN.

Si de esa suerte procrea, ¿ Quién á sustentarlos basta? POBRE 2.0

Pues yo tengo nueve, y nunca Sale mi mujer de casa, Porque es manca y es tullida.

FRAY ANTOLIN. Nueve ha parido, ¿y es manca? Váyanse con sus mujeres A una isla despoblada; Que en poco tiempo pondrán Un ejército en campaña.

POBRE 5.0 Yo no tengo hijo ninguno; Mas tengo un padre, que pasa De noventa aŭos.

FRAY ANTOLIN. En vano Refieren aquí sus plagas; Vayan despues al convento.

LUZBEL.

Mucho siento que no traiga, Hermano, algun regalillo Para la que está en la cama Enferma; mírelo bien.

FRAY ANTOLIN. ¿Qué he de mirar? ¿Es matraça? LUZBEL.

Pues yo los llamé, y es fuerza Que lleven algo.

Pues haga Que una docena de cuervos En los picos se lo traigan; Que aquí no hay otro remedio.

LUZBEL.

Sí habrá, tenga confianza, Y á sus mangas eche, hermano, La bendicion.

FRAY ANTOLIN. (Ap.) No hay humanas Diligencias contra este hombre; Él me vió comer.

> LUZBEL. ¿ Qué aguarda?

FRAY ANTOLIN. Mejor será que eche el padre La bendicion à sus mangas, Y deje las manganetas.

LUZUEL.

No me replique palabra; Porque haré...

Ya le obedezco; Pero de tan mala gana, Que no será de provecho.

LUZBEL.

La bendicion ya está echada; Mire ahora lo que el cielo Envía.

FRAY ANTOLIN.

No envia nada; Hüero salió este milagro.

No gaste conmigo chanzas; Saque de la manga izquierda Medio pernil, que ese basta Para ese pobre y su padre.

FRAY ANTOLIN. Aqui no hay remedio.

POBRE 2.0

Extrema

Maravilla!

POBRE 3.0 Si por cierto. LUZBEL.

Cocido está.

POBRE 1.º Cosa rara!

FRAY ANTOLIN. Y aun digerido estuviera, Si un instante se tardara El padre.

Déle à ese pobre. FRAY ANTOLIN.

Mejor es que le reparta Entre los tres.

No le pido Consejo ; déle á Dios gracias, Y tenga fe.

FRAY ANTOLIN.

Los milagros Como este se obran con maña. LUZBEL.

Désele pues.

POBRE 2.0 Venga.

FRAY ANTOLIN.

Tome,

Y mal provecho le haga.

LUZBEL.

Para este pobre, que tiene A su mujer en la cama, Saque una polla.

FRAY ANTOLIN Si hay polla , Que quede repuesta basta.

Ya le he dicho ...

FRAY ANTOLIN. No se enoje.
(Ap. Los diablos lleven tu alma.) Aqui está ya, tome.

POBRE 1.0

Y viene Cocida y salpimentada.

FRAY ANTOLIN.

La salpimienta se vuelva Soliman.

LUZBEL.

Una empanada, Que tiene dentro un gazapo, Y está en la derecha manga, Saque al momento.

> FRAY ANTOLIN. Laus Deo:

POBRE 5.0 Quien con Dios alcanza

Tanto, eternamente viva.

LUZBEL.

(Ap. Esa es mi mayor desgracia.) Saque un pan.

POBRE 1.0 Un pan es poco. FRAY ANTOLIN.

No hay mas.

POBRE 1.0

Habrá sido mala La cosecha, pues no envian Mas de un pan.

> POBRE 2.0 Pan no nos falta. POBRE 5.0

Mucho nos dan , porque este año Le abarató la abundancia.

FRAY ANTOLIN.

Pues tierras hay, que aunque fuera Un pan cada gota de agua, Lloviendo á pedir de boca, El pan no se abaratara.

POBRE 1.0 Padre, ¿ habrá un trago de vino? FRAY ANTOLIN.

Vino tambien ? ; Calabaza! LUZBEL.

Pues saque una.

FRAY ANTOLIN. Padre mio Advierta que es cargo de alma. Déjele para las misas; Que es vino del cielo.

En casa Tienen de ese propio vino; ¿ Qué espera ? La calabaza Les dé.

FRAY ANTOLIN. Tomen; que mejor Les diera calabazadas.

LUZBEL. Ya se pueden ir.

> POBRE 2.0 Primero

Nos deje besar sus plantas. LUZBEL.

Apártense allá.

POBRE 5.0 No quiere

Que le agradezcamos nada. LUZBEL.

Váyanse.

POBRE 2.0

Adios, padre mio. (Ap.; No vi aspereza tan santa!)

(Vanse.)

LUZBEL.

Diga , ¿ parécele justo Hacer despensas las mangas De un hábito tan sagrado

FRAY ANTOLIN.

Padre ...

LUZBEL. No me diga nada.

FRAY ANTOLIN.

Por amor de Dios le pido Que de esto no sepa nada Ningun religioso, y déme Su caridad mil patadas.

LUZBEL.

No lo sabrán, pero haré, Si de enmendarse no trata, Que el padre Guardian le envie Sin el habito à su casa O choza, donde comia, Despues de estar con la azada Trabajando todo el dia, Unos tasajos de cabra. En el refectorio coma Cuanto le pidiere el ansia De su vil naturaleza; Que hasta que la satisfaga Le traerán lo que pidiere; Mas no ha de tomar ni aun agua En otra parte; y advierta Que no se me esconde nada.

FRAY ANTOLIN.

Digo, padre fray Forzado, Que haré todo lo que manda.

LUZBEL. Va va llegando á la quinta

Ludovico con Octavia. FRAY ANTOLIN.

¿ Desde aqui los ve?

LUZBEL.

Mi vista Mucho mas léjos alcanza; Camine, Antolin, que allá Le aguardo.

FRAY ANTOLIN. Que alla me aguarda?

LUZBEL,

Que cuando del coche salgan Es fuerza hallarme presente. FRAY ANTOLIN.

Pues si hay una legua larga ¿ Cómo ha de llegar á tiempo?

LUZBEL.

A mi un instante me basta.

FRAY ANTOLIN.

Jesus mil veces! El viento Le llevó; ya no me espanta Que, sin haberle yo visto, Tan cerca de mi llegara, Ni que por extenso viera Cuanto traia en las mangas; Mas pasarme todo un dia Comiendo una vez es chanza; Y supuesto que no hay parte De su vista reservada, Como me lo fueren dando Lo esconderé en mis entrañas. (Vase.)

## Salen FELICIANO y CELIO.

CELIO.

Si dices que te ha avisado Juana de que receloso Está ese hombre , ; no es forzoso Creer lo que ha recelado, Si en su quinta estás primero Que él llegue?

FELICIANO.

O es cierto ó no Lo que Juana me avisó; Si es cierto, por caballero, Por primo suyo y amante, A Octavia debo librar.

CELIO.

¿ Y quién te ha de asegurar De si es cierto?

FELICIANO.

Su semblante; Que si es cierto que ha sabido Con verdad lo que ha pasado, Yo soy el que le ha agraviado; Que Octavia no le ha ofendido. Y viéndome solo aqui, Puesto que tiene valor, O yo lograré mi amor, O él se vengará de mi. Con los caballos espera , De esos robles encubierto.

CELIO.

Por qué, si quedó Roberto Con ellos?

FELICIANO.

Porque pudiera, Si estamos dos, encubrir Su intencion, si es que la tiene. Mas ya la carroza viene; Sin duda quieren salir De ella, porque se ha parado. Véte.

CELIO.

Acechando estaré, Y si importase, saldré; Pero ten mucho cuidado, Que es fiero.

FELICIANO.

El lo da à entender; Pero de esto mismo inflero Lo contrario, que no es fiero Quien lo quiere parecer; Mas ganaré por la mano, Si al verme muda el color.

CELIO.

El plomo lo hará mejor.

Sale LUZBEL.

Adonde vais, Feliciano? FELICIANO.

Padre ...

El Santo y CELIO.

(Vase.)

FELICIANO. (Ap. Admirado estoy Y turbado.) Padre, voy ...

LUZBEL Ya sé lo que os ha traido; Y no es justo que me espante Querer en esta ocasion Cumplir con la obligacion De caballero y amante; Pero no paseis de aqui, Volvéos por la arboleda, Sin que Ludovico pueda Veros, y dejadme a mi; Que vos podréis en rigor, i os ayudare la suerte, De Octavia excusar la muerte, Mas no quitándola el honor Pues quien aqui me ha enviado, Vida y honor le dara, Y á su esposo templara; Bien podeis ir contiado.

FELICIANO.

Advierta su caridad Que este hombre le ha de perder El respeto, y puede ser Que le arroje su maldad À otro mayor desvario.

Trayendo yo, Feliciano, Orden de Dios, no hay humano Poder que resista el mio.

Presto; que el coche han dejado. FELICIANO.

Yale obedezco gustoso, Varon santo.

CELIO.

Prodigioso; En fin , de Dios enviado.

(Vanse.) LUZBEL.

Señor, si por tantos modos Podeis vos librar del riesgo A esta mujer, y tambien Reducir à ese protervo, Rebelde, avariento, monstruo, Solo con el querer vuestro, Pues redujo la codicia Del publicano Mateo, ¿ Por qué à mi me lo mandais, Sabiendo vos que no puedo? Pero ya los dos se acercan, Y Octavia, aunque con recelo, Viene animosa, fiada Del justo devoto afecto Que à la siempre Virgen pura Tiene ; que la ampare creo, Que inocencia y fe aseguran ; Que es ya divino el empleo. Mas ya llegan.

## Salen LUDOVICO Y OCTAVIA.

¿ Para qué, Cuando tan cerca tenemos La quinta, el coche dejamos?

LUDOVICO.

Por eso mismo le dejo.

LUZBEL. (Ap.)

Por causarle mas espanto, Hasta que quiera su intento Ejecutar, no ha de verme, Y entonces me pondré en medio.

LUDOVICO.

Que solo te traje , Octavia, Para dejar satisfecho Mi agravio en tu infame vida.

Tù te agravias en creerlo Porque yo no te he ofendido

Ni aun con solo el pensamiento; Que si le hubiera tenido, Bastante lugar y tiempo Tave de ponerme en salvo; Pues de tu falso recelo Me envió el cielo el aviso Con el padre limosnero De san Francisco.

LUDOVICO.

Pues ya Ni ese mágico ni el cielo, De mi han de poder librarte.

OCTAVIA.

Escucha.

LUZBEL.

Tente, blasfemo; Que si permision tuviera De quien por fuerza obedezco, Yo solo te convirtiera En cenizas con mi aliento.

LUDOVICO. Tus descompuestas palabras Confirman que tus portentos Son en virtud del demonio; Pero lograré mi intento, A tu pesar, con su muerte.

La tuya verás muy presto, Sino le pides perdon A Dios, y repartes luego En los pobres tus tesoros, Pues tienen más parte en ellos Oue tú.

LUDOVICO.

¡ De cólera rabio! -Encantador, embustero, ¿ Dónde te escondes ?

¡Señora, Pues vos sabeis que no tengo Culpa, libradme deste hombre!

Advierte, pecador ciego, Que está tu fin muy cercano.

LUDOVICO.

Sombra ó fantástico cuerpo, Si amenazas , ¿por qué huyes? Mas vengaré por lo menos En esta mujer mi agravio.

LUZBEL.

Detente.

Sin culpa muero.-¡Virgen, dadme vuestro amparo! (Cae como muerta.)

LUDOVICO.

Muere, infame.

Pues, eterno Señor, ¿cómo me impedis Que con impulso violento Guarde de Octavia la vida, Pues de otra suerte no puedo? Ya dejandola por muerta, Vuelve à la carroza el fiero Homicida.

## Sale FRAY ANTOLIN.

FRAY ANTOLIN. Padre mio , ¿ Qué ha sucedido, que huyendo Va Ludovico?

Su vista Le informarà del suceso. ¿No ve á Octavia en ese campo?

## LUIS DE BELMONTE BERMUDEZ.

FRAY ANTOLIN. ¡Jesus! Pues ¿ no llegó á tiempo De impedirlo?

A tiempo vine, Mas sin duda fue decreto Soberano.

FRAY ANTOLIN. ¿No la absuelve? LUZBEL.

Ya espiró; pero ¿qué es esto?

FRAY ANTOLIN. ¿ De qué se ha quedado absorto?

LUZDEL. Confuso estoy.

> FRAY ANTOLIN. Vamos presto,

Y llevémosla à la quinta. LUZBEL. (Ap.)

Algunos de sus portentos Quiere obrar Dios con Octavia.

FRAY ANTOLIN. A qué aguarda? Vamos presto.

LUZBEL. (Ap.) Que ni al infierno ha bajado El alma, ni subió al cielo, Ni ha entrado en el purgatorio, Y naturalmente ha muerto.

FRAY ANTOLIN. Pues hace tantos prodigios Por cosas que importan menos, A esta dama resucite. Pues à sus ojos la han muerto; Que es milagro obligatorio. (Ap. Ahora sabré de cierto Si este es santo ó es demonio;

Mas orando está.) (Baja en la tramoya que mejor parezca , una niña que haga la Virgen, acompañada de ángeles, y llega has-ta Octavia y tócala con las manos.)

LUZBEL. (Ap.)

Ya vec De mi duda el desengaño; Que, haciendo la tierra cielo, Cercada de querubines, Baja la Madre del Verbo, La ocasion de mi delito, La causa de mi destierro; Que sola una devocion Que os tiene (¡de mi blasfemo!) A tanto extremo os obligue?
Pues ¿quién no es devoto vuestro
De cuantos á Dios conocen,
Sino es yo, porque no puedo?

FRAY ANTOLIN. (Ap.) Con Dios sin duda está hablando; Que hace visajes y gestos, Como suelen las beatas.

LUZBEL. (Ap.)

Oh, reniego de mi mesmo! Postraréme à pesar mio, (Póstrase.) Pues à la opresion que tengo Me añade el Criador que sea Testigo de mi tormento.

Padre, padre, ¿con quién habla? ¡Jesus mil veces! El fuego Que arroja me ha chamuscado; Si acaso no es diablo, es cierto Que es alma del purgatorio.

(Ap. Ya llega al cadaver yerto, Va con sus divinas manos Le toca, y à un mismo tiempo El alma à su mortal carcel Vuelve, y el vital aliento;

Ya vuelve á ocupar su trono, Y ya su guardia, tendiendo Las cuchillas de las alas,

(Tocan, y vuelve à subir en la misma tramoya.)

Cortan con su Reina el viento.) Levante del suelo á Octavia, Hermano.

FRAY ANTOLIN. Solo no puedo; Que pesa mucho un difunto. LUZBEL.

Viva está.

FRAY ANTOLIN-Como mi abuelo.

LUZBEL. Haga lo que yo le digo,

Sin replicar. Mas ¡qué veo! Voto á tal, que se revuelve.

Salen FELICIANO y CELIO.

FELICIANO. Si tú le viste corriendo Y solo, muerta es Octavia; Pero, aunque la oculte el centro De la tierra...

LUZBEL. Feliciano,

Reportáos.

FELICIANO.

De vos me quejo Mas que del vil Ludovico.

Qué soberano consuelo!

Mas ¿qué es lo que estoy mirando? FRAY ANTOLIN.

Pues aqui no hay embeleco, Santo es á macha-martillo. FELICIANO.

¿Octavia mia?

LUZBEL. Tenéos,

Feliciano.

Padre mio. Déjeme que bese el suelo Que pisa.

LUZBEL. Apartad , Señora ; Que la que es Reina del cielo Os dió la vida.

OCTAVIA. Y tambien Su intercesion.

LUZBEL. (Ap.)

Esto siento Mas que todas mis desdichas.

OCTAVIA. Que salgais de Luca os ruego, Feliciano.

FELICIANO Y aun de Italia Toda salir os prometo, Si os volveis con vuestro padre.

LUZBEL.

Hay mucho que hacer primero Que de su ausencia se trate; Quede este caso secreto Por dos dias, que conviene. Vos, Feliciano, volvéos A la ciudad ; que yo á Octavia Pondré donde esté sin riesgo.

FELICIANO. Preciso es que obedezca;

#### EL DIABLO PREDICADOR.

Pero ¿ no sabré primero Lo que ha pasado?

Mañana

Que lo sepais os prometo. Idos, y llevad sabido Que ha importado este suceso Mucho á vuestro amor.

FELICIANO

Alegre

Con esta esperanza vuelvo. (Vase.) LUZBEL.

Venid conmigo, Señora; Que esta noche por lo menos En casa de una devota Nuestra quedaréis ; que luego Dispondrá lo que gustare.

Yo, padre mio, no tengo Que disponer; mi albedrio A la eleccion suya dejo.

LUZBEL.

Vamos; que por el camino Sabra quién del suyo es dueño. OCTAVIA.

Vamos.

(Vase.)

LUZDEL. Antolin, camine. FRAY ANTOLIN.

Padre, de hambre no veo; Por pan me llego à la quinta. LUZBEL.

Camine ; que en el convento Comera.

FRAY ANTOLIN. Padre, una legua Es para mi mucho trecho, Y el estómago se ahila,

LUZBEL

Pues para que coma luego. Yo haré que solo de un salto A la puerta del convento Se ponga.

FRAY ANTOLIN. Téngase, padre. LUZBEL.

Mire si quiere ...

FRAY ANTOLIN. No quiero;

Ya se me quitó la hambre.

LUZBEL.

Pues ande, y tengá por cierto Que es mi poder mas que humano.

FRAY ANTOLIN. Pues ¿ por qué me advierte de esto?

Porque me ha de hallar muy cerca Cuando me juzgue muy léjos. Camine.

FRAY ANTOLIN. Vuelvo à mi duda Porque no hay santo soberbio. (Vanse.)

## JORNADA TERCERA.

Salen OCTAVIA Y JUANA.

Admirada estoy, Señora, De tu suceso.

OCTAVIA.

Mi muerte. Como te he dicho, fue un sueño Tan gustoso, que no puede, Juana, explicarte mi lengua Tal gloria, siendo tan breve; Pero el santo limosnero, Que á todo se halló presente Por inspiracion divina, Me informó de que la siempre Virgen y madre, cercada De paraninfos celestes, En mi cuerpo, ya cadáver, Vió clara y distintamente Poner sus sagradas manos.

#### Sale FELICIANO.

FELICIANO.

Y á mí de la misma suerte Me lo ha dicho.

OCTAVIA.

Pues ¿ qué es esto? ¿ Cómo á entrar aquí te atreves?

FELICIANO.

Cómo? El dueño de esta casa Me dió licencia de verte, Por tu deudo.

Mas no sabe

Que tu, Feliciano, eres Quien me has puesto en el estado Que estoy, y si no te vuelves, Dejaré luego esta casa.

Ya cesó el inconveniente Que tuvo el poder hablarte. Puesto que esposo no tienes.

OCTAVIA.

Aunque el padre fray Forzado Me asegura que la muerte Dirimió ya el casamiento, Y à dejarme se prefiere Libre sin estorbo alguno, No quiero yo que lo intente; Que, aunque tanto le aborrezco, omo satisfecho quede De mi inocencia y su engaño Ludovico, he de volverme Con él à vivir muriendo.

FELICIANO.

¿Qué es volver?

Pues ¿con hombre ton sin alma Y tan sin Dios, que no tiene Seña alguna de cristiano, Volverte, Señora, quieres?

OCTAVIA.

Esto es forzoso. Ya voy.

FELICIANO.

Primero que tú lo intentes Le he de quemar en su casa.

JUANA.

Bien pudiera, por hereje.

FELICIANO.

Con un hombre que la vida Te quitó sin ofenderle ; Vive Dios ...

OCTAVIA. Indicios tuvo

Para juzgar evidente Su agravio; mas, suponiendo Que ya con él no volviese, Nada conseguir pudieras Con eso, porque aunque quede De mi voluntad el dueño,

Y casarme resolviese Contigo, ya no es posible.

FELICIANO.

Pues ¿quién impedirlo puede?

OCTAVIA.

Tú, pues ocasion has dado De que con razon sospeche Toda la ciudad que tuvo Causa para darme muerte Mi esposo, puesto que es fuerza Que yo en el pleito confiese Toda la verdad del caso, Y que, aunque estoy inocente, Pudo juzgarme culpada Ludovico, sin que fuese Temeridad el creerlo.

FELICIANO.

Y 2 cómo desmentir quieres Esa sospecha?

OCTAVIA. Con solo

No ser tuya se desmiente.

JUANA.

Señora, una vez creido, Maldito el remedio tiene.

OCTAVIA.

Si tendrá.

FELICIANO. Cualquiera es vano, Porque, si preciso fuese

Bien sabes que, si rompiste Un papel, me quedan veinte, Y que están todos firmados.

OCTAVIA.

Y cuando no lo estuviesen. No los negara; mas ya De nada servirte puede Presentarlos, pues es cierto Que todos esos papeles Prescribieron desde el dia Que, hallandote tu presente, Mi infelice casamiento Consentiste, pues no tienes Que alegar causa ninguna Que impedirtelo pudiese.

FELICIANO.

Causa tuve, y la mas justa. OCTAVIA.

Cuando infinitas tuvieses, No te valiera ninguna Ya en el estado presente. Porque, cuando el juez el pleito En favor tuyo sentencie, Apelaré à un monasterio, Porque satisfecho quede Ludovico de que nunca Tuve intencion de ofenderle.

FELICIANO.

Oye, espera.

No me obligues A que dé voces ; que el verte Me causa horror.

> Es mentira. FELICIANO.

No dudo que me aborreces.

OCTAVIA.

Necio fueras en dudarlo, Pues tantas causas me mueven. FELICIANO.

Escueba.

OCTAVIA.

Suelta.

## Sale TEODORA.

TEODORA. ¿Qué es esto? OCTAVIA.

No es nada; pero no dejes Entrar aqui á Feliciano.

Por qué, siendo tu pariente Y à quien le toca tu amparo?

OCTAVIA. Ni de él puedo yo valerme, Ni quiero.

Pues ¿ de quién pudo Saber en tiempo tan breve Mi casa y que en ella estabas? Que yo juzgué que viniese Llamado de ti por Juana.

Sale FRAY ANTOLIN, alborotado.

FRAY ANTOLIN. Mucho ha sido defenderme De tantos.

¿Qué es eso, padre

TEODORA. De qué viene Tan alborotado?

FRAY ANTOLIN. Hermana, Ha dado en pensar la gente Que soy santo desde el punto Que fray Forzado, mi jefe, Hizo un milagro a mi costa,

Hizo un milagro á mi costa,
Y he menester esconderme
Por unos dias; ahora,
Cogiéndome de repente,
Con cuchillos y tijeras
Me embistieron mas de veinte.
El hábito me quisieron
Cortar, y por defenderle,
En muslos, piernas y brazos
He sacado seis piquetes
De la refriera.

De la refriega.

Pues ¿cómo, Con prodigios tan patentes, No se le llegan al padre Fray Forzado?

FRAY ANTOLIN. No se atreven. Porque los atemoriza Con la vista solamente , Tanto, que todos se apartan ; No ha habido santo como este ; Solo porque no le toquen, No permite que le besen

La manga; pero yo creo Que el hábito es aparente, Y aun el cuerpo.

¿Y hoy le ha visto? FRAY ANTOLIN.

No quisiera que él me viese. FELICIANO.

Él fué, Octavia, quien me dijo Adonde estabas.

No puede Fray Forzado haberte dicho Que es justo hablarme ni verme ; Que haberte dicho la casa, Que naberte dicho la casa, Seria porque supieses, Como tu intencion ignora, Que estoy en parte decente, No para que en ella entraras.

Confieso que razon tienes; Pero ya entré, y has de oirme.

JUANA. Poco en escucharle pierdes,

OCTAVIA.

Di; pero en vano te cansas. (Hablan los dos.)

JUANA.

No digas lo que no sientes.

TEODORA.

Y el padre fray Antolin, De nuestro santo ¿qué siente?

FRAY ANTOLIN,

Que me tasa la comida Que me tasa la comida, Que aunque, sin otros relieves, Mi racion como y la suya, Porque él ni come ni bebe, Me quedo como en ayunas, Que mi estómago no enciende Lumbre para dos raciones; Y cierto que es cosa fuerte Quitarle à un hombre el sustento. Y no debo obedecerle Contra el natural derecho, Porque yo corporalmente Por veinte frailes trabajo, Y es fuerza comer por veinte.

Pues un pollo le he guardado Grandecito, con que almuerce, Salpimentado, y un bollo, Que yo amasé con aceite, Como de libra, y tambien Media azumbre de clarete.

FRAY ANTOLIN. Yo necesidad tenia, Y bien grande ciertamente;

Pero este santo es demonio. TEODORA.

Pues aquí no hay que temerle; Que yo cerraré la puerta.

FRAY ANTOLIN. Aunque la calafatee, No estoy seguro de este hombre ; Mas los vahidos me tienen Sin vista ; traigalo, hermana, Y venga lo que viniere.

(Vase Teodora.) Que un pollo, con un bollito De una libra, no me puede Dañar, y es parva materia. Léjos quedó; cuando llegue Ya me habré desayunado.

OCTAVIA. Un imposible pretendes. FELICIANO.

Esa es venganza.

OCTAVIA. Te engañas,

Salen TEODORA v LUZBEL.

TEODORA.

Aqui está, tome.

LUZBEL. (Ap.) No puede

Este lego reprimirse; Pero yo hare que escarmiente.

FRAY ANTOLIN. Ya era mancebito el pollo En verdad.

TEODOBA. De cuatro meses; Para gallo lo guardaba.

FRAY ANTOLIN. Pues si gallinas no tiene, ¿Para qué gallo queria? TEODORA.

Para que en casa le hubiese.

FRAY ANTOLIN.

Crie gallinas; que gallo No le faltará, si quiere.

TEODORA.

Deje las chanzas y coma, Por si acaso ...

FRAY ANTOLIN. Yo soy breve; En cuatro ó cinco bocados Despacharé.

LUZBEL. (Ap.) Si pudieres.

(Aselo de los gaznates.)

FRAY ANTOLIN.

Que me ahogo, que me ahogo.

TEODORA. ¿ Qué es eso, hermano?

> FELICIANO. ¿ Qué tiene,

Fray Antolin?

OCTAVIA. ¿Qué le ha dado?

FRAY ANTOLIN.

Que me mata; suelte, suelte. FELICIANO.

Quién le ha de soltar?

LUZBEL,

Deo gratias;

¿Qué es esto?

TEODORA.

A buen tiempo viene Su caridad, porque al padre Le ha dado un mal de repente.

LUZBEL.

Apártense; que no es nada.

FRAY ANTOLIN.

Qué disimulado viene! Este es santo? Lleve el diablo El alma que lo creyere.

LUZBEL.

¿Qué ha sido?

FRAY ANTOLIN. Buena pregunta; Que con dos hierros ardientes Me apretaron los gaznates.

LUZBEL.

Pues yo presumi que fuese, Padre, alguna apoplejía; Mas para despues se quede.-Señor Feliciano, ¿ vos En esta casa?

OCTAVIA. Pretende Que todo el lugar confirme Lo que es fuerza que sospeche

LUZBEL. Bien excusarlo pudierais; Pero, de cualquiera suerte, No quedará en vuestro honor El escrupulo mas leve. Idos, señor Feliciano; Que por ahora conviene No darle disgusto à Octavia.

FELICIANO. En todo he de obedecerle, Padre, por muchas razones; Mas mire que solamente Por hoy le dí la palabra De que estar seguro puede Ese hombre.

#### EL DIABLO PREDICADOR.

LUZBEL. Sí; que mañana No habrá para que se arriesgue. FELICIANO.

¿Cómo?

LUZBEL.

Nada me pregunte, Puesto que el plazo es tan breve. FELICIANO.

Adios, Octavia

OCTAVIA. Él te guarde. FELICIANO.

Siendo tuvo.

OCTAVIA. No lo esperes. JUANA.

Ella es quien mas lo desea. LUZBEL. (A Feliciano.) Id seguro; que no puede Dejar de ser vuestra Octavia.

FELICIANO. Vida mi esperanza tiene, Padre, en confianza suya. (Ap. Prodigioso santo es este.) (Vase.)

LUZBEL. (Ap. ; Que estos por santo me tengan ! A mayor rabia me mueve Que la opresion que padezco.) Ya, señora Octavia, puede Disponer de su persona Como mejor le estuviere.

OCTAVIA. Pues, padre, el intento mio, Aunque à mi pasion le pese, Es padecer, mientras viva, Con Ludovico, si él quiere.

JUANA.

En notable tema has dado. LUZBEL.

Pues, Octavia, ¿qué la mueve, Pudiendo vivir gustosa Con quien ha querido y quiere? ¿Volver quiere con el hombre Peor que la Europa tiene?

JUANA. (Ap.) Tambien tiene nuestro padre Su poquito de alcahuete.

Pagar en algo lo mucho Que debo à Dios y à la siempre Virgen.

LUZBEL

Basta, no prosigas. (Ap. Auxilio sin duda es este Que la guarda, que la asiste, Y aconseja que lo intente, Solo para que merezca, Sin que à ejecutarlo llegue, Puesto que ya Ludovico Su fin tan cercano tiene. Quitarla el merecimiento Que en solicitarlo adquiere, Fácil fuera; mas no puedo, Pues por tormento mas fuerte. Lo mismo he de hacer que hiciera Francisco.)

OCTAVIA. ¿ Qué se suspende? Juzga que no me conviene, Yo hare lo que me mandare.

El propósito que tiene, Siento que debo aprobarla; Y tambien que le fomente,

Y puesto que está resuelta , Vamos ; que el tiempo se pierde.

OCTAVIA. Pues ¿ quién le ha de hablar? LUZBEL.

Vos misma.

OCTAVIA.

Yo, Padre?

LUZBEL Nada recele; Que cuida Dios mucho, Octavia, Del que sus pasiones vence; Solo al desprecio se arriesga De ese hombre; mas le conviene Para su merecimiento Que le perdone y le ruegue, Que otra vez la dé la mano; Que si ofenderla quisiere, Orden tengo de que impida Su impulso violentamente.

OCTAVIA. Yo he de obedecerle en todo Cuanto me mande.

LUZBEL

Bien puede

Por ahora.

JUANA. Iraste sola.

LUZBEL.

Segura va, no la deje.

Vamos; pero si te quedas Con él, adios para siempre; Que yo à Florencia me vuelvo.

OCTAVIA. Poco sentirá el perderte Quien deja lo que mas quiso Por lo que mas aborrece.— Danos los mantos, Teodora.

TEODORA. Notable corazon tienes.

(Vanse las tres.) FRAY ANTOLIN.

Abora entra el diablo y dice...

Cómo, si experiencias tiene De que nada se me oculta, No hay órden de que se enmiende, Habiéndole yo mandado Por obediencia mil veces Oue en el refectorio coma

Y beba cuanto quisiere,
Y no en otra parte alguna?
No es fraile quien no obedece: Mas yo haré que, como à bruto, El castigo le sujete, Y en una celda encerrado, A comer poco se enseñe.

FRAT ANTOLIN.

Padre, como desde anoche Ni aun tripas mi cuerpo tiene, Con vahidos y desmayos, Dando por esas paredes, Entré aqui à desayunarme.

¿ Desayuno le parece , Padre, un bollo de una libra Y un pollo de cuatro meses ? Por eso gasta palabras Ociosas, como indecentes; Que si un áspero silicio Sobre sus carnes trajese, Y comiera lo bastante Para vivir solamente, No estuviera para chanzas; Sigame.

FRAY ANTOLIN. Llevar?

LUZBEL.

Donde inobediencias Purgue.

FRAY ANTOLIN. Yo me haré dos fuentes, Padre ; por amor de Dios Le pido que no me encierre, Y por aquella que puso Sobre la infernal serpiente...

LUZBEL. Yo lo hare; calle.

> FRAY ANTOLIN. Ya callo. LUZBEL.

Pero advierta que no puede Quedarse sin penitencia; Digame, ¿ cuál le parece Que cumplirà?

Cien azotes, Como otro no me los pegue. LUZBEL

Otra penitencia quiero Darle yo mucho mas leve; Venga conmigo à la casa, Hermano, de ese rebelde Ludovico.

¿ Que aun porfiz En pensar que ha de poderle Reducir?

Si; pero sepa Que el postrero dia es este, Y hemos de hacer el esfuerzo Mayor que posible fuere.

FRAY ANTOLIN. Y hemos de ir, padre?

LUZBEL.

Que puede ser que aprovechen Mas cuatro palabras suyas Que cuanto yo le dijere ; esta penitencia sola Le doy.

FRAY ANTOLIN. Yo lo haré; mas déme Licencia de que un cuchillo De monte en la manga lleve De tres palmos.

LUZBEL. ¿ Eso dice?

FRAY ANTOLIN. Pues ¿ con qué he de defenderme, Si me embiste con palabras Malas y nada corteses?

LUZBEL. Yo, hermano, le sostituyo Mi poder; de mi se queje Si al instante que le diga

Oue se tenga, se moviere, Aunque esté muy irritado. FRAY ANTOLIN.

Pues vamos; que de esa suerte Yo le pondré como un trapo. (Ap. Por si este engañarme quiere, Me prevendré de guijarros.) Ah, padre!

LUZBEL. ¿ Qué dices ? FRAY ANTOLIN.

Que entre

En la penitencia todo, Y por esta vez dispense, Para que me dé osadía, En dos tragos de clarete. LUZBEL.

Vaya.

FRAY ANTOLIN. No quedará gota. (Vase.)

LUZBEL. Que en esto Luzbel se emplee! En buen estado, Criador De cielo y tierra, me tienen Mignel, vuestro capitan, Y Francisco, vuestro alférez.

Salen LUDOVICO, CELIO, ALBERTO y CRIADOS.

LUDOVICO. Que el cuerpo no habeis hallado De esta mujer?

No. Senor. LUDOVICO.

Ese fraile encantador, De secreto la ha enterrado.

ALBERTO. Claro está, pues se halló alli, Que luego la llevaria, sepulcro la daria, Y te ha estado bien à ti; Porque ya en Luca estuviera Público, y teniendo aviso, A prenderte era preciso Que el Gobernador viniera Aunque es tu amigo el mayor.

LUDOVICO. Ya yo le tengo avisado, Y de la causa informado.

ALBERTO. Qué gentil gobernador!

LUDOVICO.

De esta y cualquier pretension De mi parte tengo al juez, Y me pesa que otra vez No pueda mi indignacion Matarla; pero esta mano Me acabará de vengar, Porque no me he de ausentar Sin dar muerte à Feliciano. Ni aun despues pienso ausentarme; Que en estando averiguada Mi razon, muy poco ó nada Me ha de costar el librarme. Solo retirarme quiero, Por no ver à este embaidor, Hechicero, estafador, Con capa de limosnero.

ALBERTO.

Llamando están.

LUDOVICO. Vé advertido

De que no dejes entrar Sino al que à comprar viniere Los géneros que no hubiere En Luca, que han de pagar, Sobre la falta, el deseo, O los buscarán en vano; Que si la mitad no gano, ¿Para qué mi hacienda empleo?

ALBERTO. (Ap.) Lo mismo hace con el trigo.

LUBOVICO. Avisame de quién es Antes que entrada le dés.

ALBERTO.

Claro está. CELIO. (Ap.) Grande castigo LUIS DE BELMONTE BERMUDEZ.

Le ha de dar à este hombre el cielo; No hay seña en él de cristiano.

LUDOVICO. (Ap.) El matar à Feliciano Me causa mucho desvelo,

Que por ahora ha de andar Con cuidado y prevencion.

Sale ALBERTO.

ALBERTO. Señor, dos mujeres son Las que te quieren hablar; Y la una, aunque tapada, De bizarro parecer.

LUDOVICO.

No me vendrån å traer. CELIO.

Tampoco à pedirte nada Vendrán.

LUDOVICO. Pues ¿de qué lo infieres? CELIO.

De que ya desengañados Están, y aun escarmentados, Los pobres y las mujeres.

LUBOVICO. Entren pues, y cierra luego.

ALBERTO. Buscar quiero á quién servir.

(Yéndose.)

CELIO. Hoy me pienso despedir.

LUDOVICO. Cen grande desasosiego

Estoy. CELIO.

No hay en la ciudad Quien, eu oyendo su nombre, No diga que tan mal hombre No le tiene el mundo entero.

Vuelven á salir EL CRIADO, OCTAVIA Y JUANA, tapadas, y detrás LUZBEL v FRAY ANTOLIN.

ALBERTO.

Entrad.

JUANA. Yo estoy temblando de miedo.

OCTAVIA. Mi arrojo ha sido terrible. FRAY ANTOLIN.

Sin duda estoy invisible; ¡Qué linda cosa!

LUZBEL. Hable quedo.

LUDOVICO. Qué me teneis que mandar?

OCTAVIA. (Ap.) Turbada estoy (¡ay de mi!); ¿Si entro fray Forzado?

LUZBEL.

OCTAVIA. A solas os quiero hablar. (Ap. Ya mas animosa estoy.) LUDOVICO.

Idos. - Ya decir podeis (Vanse los criados.) Quién sois y lo que quereis, Pues ya estoy solo.

(Vase.)

OCTAVIA.

Yo sov. (Descubrese.) LUDOVICO.

¿Qué miro? Sombra, ¿yo? ¡Válgame el Fantástica vision. [cielo!

OCTAVIA.

Pierde el recelo ; No soy vision, no temas.

LUDOVICO.

Susto ha sido: Que ni medroso estoy ni arrepentido De verte muerta. Si à pedir me vienes Que haga bien por tu alma, padre tie-

A él le toca , y tambien al falso amigo Que en miagravio fué complice contigo.

OCTAVIA. Viva estoy, no te vengo à pedir nada; Que aunque la vida me quitó tu espada, Me la volvió la Virgen siempre pura, En cuya confianza fui segura Contigo ayer, por la inocencia mia, Y à quien me encomendé cuando mo-Clara y distintamente [ria. Alirma que lo vió fray Obedienta. Glara y distintamente fria.

Alirma que lo vió frav Obediente
Forzado, à quien confleso, agradecida,
Que por su intercesion me dió la vida.

La crueldad te perdono,
Por la sospecha tuya; y para abono
De que no te ofendia

Ni mo la imedicación de parte mía Ni aun la imaginacion de parte mia,

Aunque ya el nudo fuerte Que ató la Iglesia desató la muerte, Õtra vez...

LUDOVICO. Cierra los labios Y vuelve al pecho la voz; Que aun antes de pronunciada Me enfurece tu intencion. Contigo murió mi afrenta, Y mi enemigo mayor, Solo para que viviera, Por tu vida intercedió; ¿ Qué disculpa puedes darme, Si escucharon tu traición De tu boca mis oidos; Si en el papel que rompió, La queja que de tu amante Tenias, en un renglon Partido vieron mis ojos, Firmado mi deshonor ¿Cómo, vil mujer, te atreves (¡Ciego de cólera estoy!) A pronunciar que otra vez Vuelva à ser tu esposo yo? Véte, ó tomara mi agravio Otra vez satisfaccion Y en esa infame criada, Que ayer de mi se escapó, Por testigo de mi agravio.

OCTAVIA.

Tu necia imaginacion Te ha mentido.

JUANA.

No mintiera, Si hubiera podido yo.

LUDOVICO.

Quitate de mi presencia; Y si estas libre, tu amor Logre su infame deseo Con quien primero que yo Te tuvo en sus brazos.

OCTAVIA.

Miente Tu infame lengua; que el sol No llegó á tocar la mano Que mi desdicha te diò; aunque a ser mia otra vez He vuelto en esta ocasion, Casarme con Feliciano No le está bien á mi honor.

EL DIABLO PREDICADOR.

LUDOVICO. Ni al mio que vuelvas viva. LUZBEL.

No tema.

FRAY ANTOLIN. El caso llegó. LUDOVICO.

Que no ha de poder Francisco, Porque de su religion Soy contrario, conseguir Que viva sin honra yo; Que á su pesar...

> ¿Celio, Alberto? FRAY ANTOLIN.

¿Llegó?

LUZBEL.

(Al querer sacar la daga, se pone en medio fray Antolin.)

FRAY ANTOLIN. Téngase à Dios, Que es justicia de justicias.

JUANA. Como un mármol se quedó.

LUZBEL. En esa iglesia me espere: Que ya con todo cumplió.

JUANA.

Presto.

LUZBEL. No hay que apresurarse.

JUANA. Lindamente sucedió.

OCTAVIA.

Jamás me vi tan gustosa. (Vanse las dos.)

FRAY ANTOLIN.

¿Qué mira? Ya se atufo. LUDOVICO.

Pues ¿cómo tú...

FRAY ANTOLIN. Como, si.

LUDOVICO. (Como embelesado.) No has temido?

FRAY ANTOLIN.

Como no; Que el poder que fray Forzado Tiene, en mi sostituyo. Estese quedito, y oiga Con paciencia y atencion Mis elocuentes palabras. (Ap. Este lo mismo que yo Sabe de letras sagradas.)

LUDOVICO. Sonando sin duda estoy.

FRAY ANTOLIN. Dé limosna à san Francisco. Ciñase con su cordon, Que él le meterá en cintura Su estomagado rencor: Si no, con su escapulario, Que como estomaticon Le desbalague ó componga, Como dijo Agamenon. Mire que son sus doblones
Los cabellos de Absalon,
Y que el demonio por elios
Le ha de asir; deje que el sol
Los vea, pues son sus bijos.
Dé limosnas à trompon
Para los pobres que él bizo. Para los pobres que él hizo, Funde un hospital ú dos, Y case veinte doncellas, Que ya por él no lo son;

Haga todo lo que digo Luego al punto; que, si no, Se irá tan derecho al cielo Como el que de alla cayó; Y se lo ahorrará de misas, De sepultura y clamor; Que, segun su santa vida Y buena disposicion, No tendrá sobre su entierro La parroquia un si ni un no.

¡Lego vil!

FRAY ANTOLIN. Que soy yo mucho peor Que fray Forzado.

LUDOVICO.

LUDOVICO. Mi rabia Es ya desesperacion.

FRAY ANTOLIN.

Vomite todos los yerros Que su avestruz ambicion Se ha tragado, y descalabre Cen ellos á un confesor : Con un guijarro como este

(Saca de la manga un guijarro.) (No es mala la prevencion, Por si me embiste de golpe) El gran cardenal doctor Se sacudia los huesos, Porque la carne voló; Como el cútis ó pellejo. Que el desierto le dejó ergamino, aunque arrugado, Sonaba como un tambor.

LUZBEL.

No diga mas desatinos. Aparte.

LUDOVICO. Un frio sudor Se ha esparcido por mis venas,

FRAY ANTOLIN. ¿Por qué no me le dejó?

LUZHEL.

Calle, que es un loco; vaya, Y diga al Guardian que yo En esta casa le espero; No se detenga.

FRAY ANTOLIN.

Ya voy Mas su caridad advierta Que es mia la conversion Deste hombre, que ya le dejo Mas blando que un algodon. (Vase.)

LUDOVICO.

Mágico, demonio ó santo (Que en mi determinación Todo es uno), ¿ qué te importa Que yo me condene ó no?

LUZBEL.

Siendo santo, me importara Mucho dar un alma a Dios; Mas siendo demonio, nada, Que ni tu condenacion Me está mejor; el salvarte Me pudiera estar peor. Muchas veces, Ludovico, Sin poderlo excusar yo,
Te he dicho que te enmendases,
Y que advirtiese tu error
Que el término de tus culpas Se acercaba; ya llegó. Suplica de la sentencia, Pide espera.

LUDOVICO. El corazon Se quiere salir del pecho.

LUZBEL. ¿Qué aguardas? Pidele á Dios Con ansias que te dé tiempo.

LUBOVICO.

No pueden tener perdon Mis culpas.

LUZBEL.

No desconfies; Que esa es la culpa mayor Que cometen los mortales; Ponle por intercesor A Francisco, y porque empiece A ser lu amigo desde hoy, Y en su amparo te reciba, Dale limosna.

LUDOVICO. Eso no. LUZBEL.

Mira que despues de aquella Poderosa intercesion De la siempre Virgen Madre, No hay otra alguna mayor Para el Juez divino; mira Que, por ser su opuesto yo, Me ha dado el mayor castigo Que caber pudo en quien soy; Pidele pues que interceda Por ti, que puede con Dios Tanto, que es de sus devotos Raro el que se condenó; El hará que te dé tiempo, Pidele su protección, Y á granjearle comienza; Dale limosna.

LUDOVICO. Eso no; En llegando á dar limosna A Francisco, olvido à Dios.

LUZBEL. Pues mira que solo tienes...

LUDOVICO.

No has de causarme temor.

LUZBEL.

Un breve instante de vida.

LUDOVICO.

Eso acredita que son Engaños tus persuasiones; Jamás me senti mejor. LUZBEL.

Señor, ¿ es ya tiempo? SAN MIGUEL. (Dentro.)

LUZBEL. (Llegandose.) Rebelde, vil pecador, Bacional, fiero retrato Mio, por opuesto á Dios, Tu castigo llegó; baja Adonde en llama feroz Que ni fulmina ni alumbra, Seas eterno carbon.

LUDOVICO.

Ay demi!

(Hûndese.)

LUZBEL. ¡Y ay de cuántos Son ricos con el sudor De los pobres! Ya Luzbel Vuestras órdenes cumplió, Criador de cielo y tierra; Ya tiene la fundación Principio de ese convento, Que mi obediencia labró; Ya es en Luca con extremo General la devocion Con estos frailes; ¿qué falta Para que deje, Señor, Este sayal, que aborrezco Tanto como le amais vos? Baja en una tramoya SAN MIGUEL.

SAN MIGUEL.

Luzbel, para que sacudas
El yugo de tu opresion,
Falta que á los pobres vuelvas
Lo que á los pobres quitó
Ese miserable bruto.

Pues ¿cómo he de poder yo?

SAN MIGUEL.

No repliques, que bien puedes,
Pues Dios te da permision;
Y mira que solamente
Persigas la religion
De Francisco en lo que à todas;
Pero en su alimento no. (Vuela.)

LUZBEL.

En lo que mas les importa Podré vengarme.—Astarot, Del infeliz Ludovico Toma luego forma y voz, Para ejecutar el órden Que tengo del Hacedor Eterno.

Vuelve à subir por donde se hundió el mismo LUDOVICO.

> Lubovico. Ya obedecido

Estàs.

LUZBEL.

Miguel me ordenó
Que, primero que sacuda
El yugo de mi opresion,
Vuelva à los pobres de Luca
Todo cuanto les quitó
El misero Ludovico;
Y porque el Gobernador
No lo impida...

LUDOVICO.

Ya te entiendo;

Vamos á la ejecucion.

LUZBEL.

Pues por la ciudad à un tiempo Lo publique una legion De las muchas de quien eres Capitan, porque à tu voz Acuda el pueblo.

Bien dices.

LUZBEL.

Entra, y desde ese balcon

Llamalos.
(Éntrase Ludovico.)

itrase Luaovico.

Lupovico. Pueblo de Luca,

Ya mi crueldad se trocó En lástima; venid todos, Pobres, llegad, que otro soy.

Salen ALBERTO Y CELIO.

LUZBEL.

Ya se juntan.

Padre mio,

¿ Qué es aquesto?

Obra de Dios; Quiere repartir su hacienda.

CELIO.

Pues advierta que à los dos Nos debe muchas raciones.

Yo os daré satisfacion.

(Vase.)

Todo el pueblo se ha juntado.

Ya viene el Gobernador.

Salen EL GOBERNADOR y CRIADOS.

GOBERNADOR.

¿ Qué es esto? ¿ Quién ha causado Tan grande alboroto?

LUDOVICO.

GOBERNADOR.

Pues ¿ qué intentais?

LUDOVICO.

Que á los pobres

Vuelva lo que mi rigor Les ha usurpado.

GOBERNADOR.

Mas ¿cómo Entre tanta confusion De gente será posible?

LUDOVICO.

No lo veis?

GOBERNADOR. (Mira dentro.)

; Válgame Dios! Fray Forzado lo reparte Solo.

LUDOVICO. (Ap.)

Con una legion De espíritus que le asiste.

Salen EL GUARDIAN Y FRAY ANTO-

LIN.

Yo fui quien le convirtió.

GUARDIAN.

Calle; que no es Ludovico

El que mira.

¿Cómo no?

Pues ¿ estoy yo ciego, Padre ?

GOBERNADOR.

Oh padre Guardian!

GUARDIAN. Señor.

Senor.

GOBERNADOR.

¿ Qué dice de una mudanza Tan rara ?

Salen LUZBEL, FELICIANO, OCTA-VIA Y JUANA.

FELICIANO.

Sin vida estoy!

LUZBEL.

No tema; que Octavia es suya.

GOBERNADOR.

Señora, á buena ocasion Venis.

OCTAVIA. (Ap.)

La desdicha mia

Esta mudanza causó.

LUZBEL.

Ya tengo, padre Guardian, (Llegándose á él.)

De dejarlos permision.

GUARDIAN.

Pues di quién eres, y véte, Sin que les causes horror; Que à todo el pueblo mañana Referiré el caso yo.

GOBERNADOR.

Ludovico, mi señora Octavia... Gobernador,
No prosigas; que ni es este
Ludovico, ni soy yo
El que habeis pensado.

GOBERNADOR.

¿Cómo?

LUZBEL.

Aunque está sin bendicion, (Quitase et hábito.)

Quitarme el hábito es fuerza,
Que de disfraz me sirvió,
Primero que os desengañe.
Escuchadme sin temor:
Al infeliz Ludovico
Vivo la tierra tragó,
Y porque tú no pudieras
Impedir la ejecucion
De restituir su hacienda,
Su misma forma tomó,
Con órden mía, este impuro
Espíritu. Luzbel soy;
De limosnero be servido,
Por mandamiento de Dios,
A los hijos de Francisco,
En pena de que fuí yo
De negarles el sustento
Esta ciudad, el autor.
El Guardian, que está presente,
A quien Dios le reveló,
A todo el pueblo mañana
Referirá en su sermon
El suceso mas despacio;
Ya entre tus hijos y yo,
Francisco, cesó la tregua;
Ya vuelvo á ser tu mayor
Coutrario; mira por ellos,
Que si en su alimento no,
En perturbar su virtud
Se ha de vengar mi rencor.

GOBERNADOR.

(Hundese.)

Raro prodigio!

Espantoso.

GUARDIAN.

De todo testigo soy.

OCTAVIA.

No estoy en mi, de asustada.

JUANA-

Buen santo!

FRAY ANTOLIN.

Compañero del demonio?

GUARDIAN.

Si, mas como santo obró.

FELICIANO.

Ya no hay estorbo que impida, Octavia, mi pretension.

OCTAVL

Deja que pierda primero Desta desdicha el horror; Que en fin fué mi esposo.

GOBERNADOR.

Es justo.

No puedo negarlo yo.

FRAY ANTOLIN.
En las jornadas del cielo
Hallará sin distincion
Este caso el que lo dude;
Merezca, si os agradó.
Por extraño y verdadero,
Ya que no aplanso, perdon.

## COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# LA RENEGADA DE VALLADOLID,

DE LUIS DE BELMONTE BERMUDEZ,

## PERSONAS.

DOÑA ISABEL. BEATRIZ, criada.

EL CAPITAN DON LOPE. MELCHOR DE ACEVEDO. NARANJO, su criado. UN SARGENTO.

GARCÍA, oriado. ZULEMA, | moros. CEILAN,

DOS HOMBRES. Dos MUJERES. MOROS, -MORAS.

## JORNADA PRIMERA.

Salen DOÑA ISABEL Y BEATRIZ, y arroja aquella un libro.

DOÑA ISABEL. ¿Qué dices, necia? No quede En casa libro devoto, Yo no he de cumplir el voto De religion; tanto puede En mi una ciega pasion, Donde estoy tan bien perdida, Que juzgo que tengo vida Despues que tengo aficion. Monja, en eterna clausura, Detras de una reja, cielos! De mi propia tengo celos, Viendo mi corta ventura. El alma no es mia? Si No es su dueño mi albedrio? ¿No es su dueño mi albedrio?
Pues ¿ cómo á otro señorio
Se rinde, viviendo en mí?
Cubren ál halcon los ojos
Porque despues mas atento
Suba, penetrando el viento,
Tras de los blancos despojos
De la garza, que se humilla
En la defensa que intenta,
Por mas que veloz se ausenta
Y las nubes acuchilla. Pues si en la alcandara estoy, Halcon de otra voluntad, La garza es mi libertad, Que ya buscándola voy; Porque en la esfera de amor, A quien ya obedece el mio, Halle pasto mi albedrio, Sin volver al cazador; Demás, que es mi amor tan puro Y tan honesto, que he sido Dichosa en buscar marido, Con quien mi estado aseguro. BEATBIZ.

No miras ...

DOÑA ISABEL. ¿Qué he de mirar? BEATRIZ.

Que esperamos á tu hermano De Salamanca, y es vano Tu intento, y habrás de dar Ocasion escandalosa Para aventurar tu honor, Tan ciega en tu loco amor?

DOÑA ISABEL.

Cansada estás y enfadosa. Beatriz; no me fuerza el ciclo, Y tendra el poder humano Aliento y rigor tirano? Necio será su desvelo Contra un resuelto albedrio; Llegue mi hermano.

BEATRIZ

Ya tarda.

DOÑA ISABEL. Llegue; que no se acobarda Amor que llega à ser mio. Don Lope Ramirez es.

BEATRIZ,

No es el Capitan, Señora? DOÑA ISABEL.

Eso tu simpleza ignora?

BEATRIZ.

No lo ignoro; mas despues Lioraras verte casada Con quien tan presto se ira, Y sola te dejara , Aunque casada , burlada. En Valladolid, ya sabes Que forma una compañía; El se ha de ir, llegando el día Que llores tus penas graves. Pues si vas con él, por ser Tan ciego tu loco amor, Ofendes el claro honor De una tan noble mujer Sin que restaurallo puedas Con tan deslucida accion,

Arriesgando tu opinion Si te vas y si te quedas; No hagas tan errado empleo.

DOÑA ISABEL.

Tú te atreves à pensar Que puedes aconsejar A tan resuelto deseo? Tres días há que no me ha visto Don Lope, y le he de escribir Solo por dalle á sentir Penas, que en vano resisto.

Pues determinada estás, Y el riesgo no consideras, Siendo notorio el que esperas. (Vase.) Luego escribille podrás.

DONA ISABEL.

Tan perdidamente quiero, Tan ciegamente me arrojo, Que tiemblo mi mismo enojo Con los desaires que espero. Si puedo tener templanza, Cuando he llegado á temer Que su ausencia me ha de ser, Aun mas que ausencia, mudanza. Muestra.

BEATRIZ. (Saca recado de escribir, y siéntase dona Isabel.)

Tu criada soy, Tan humilde, que, sabiendo Los riesgos que voy temiendo, Sirviéndote en ellos voy.

(Escribe doña Isabel.)

La primer criada he sido Que siente (háblela mas cuerda) De que su ama se pierda; Pues si hasta ahora no ha habido, Aunque la anden à buscar, Quien lo sienta, bien lo fundo, Es bien que me llame el mundo La criada singular. Mi miedo es impertinente; Que siempre la mas segura,

Aunque siente que murmura, Murmura, pero no siente.

DOÑA ISABEL. Ya está escrito.

BEATRIZ.

Pues ¿qué mandas?

DOÑA ISABEL.

Que tú se le lleves luego A su casa.

BEATRIZ.

Los soldados forasteros?

Dile ...

BEATRIZ. El papel lo dirá. (Ruido dentro.)

; Tu hermano!...

DOÑA ISABEL. (Guarda el papel en la manga.)

¡Valgame el cielo!

Salen MELCHOR DE ACEVEDO v NARANJO, de estudiantes.

MELCHOR. (Ap.)
Mi hermana escribe papel,
Que encubre de mi respeto;
¿Si hay novedad en la ausencia
De mi padre?

ONA ISABEL

¡Qué á buen tiempo Llegas á tu casa, hermano! Que la prisa que le dieron Los pleitos á nuestro padre Fué causa, por no perdellos, De que solo te avisara, Sin esperarte.

MELCHOR

No puedo Ir á serville á Madrid; Que fuera peligro nuevo Dejarte sola.

DOÑA ISABEL.

Tú seas

Muy bien venido; (1 deseo
Colmaste à mis esperanzas

Con tu vista,

MELCHON.

Este mancebo
No viene por mi criado.

NABANJO.

Por mal estudiante vengo; Que son las letras muy duras, Y no las muele mi ingenio. Trájome à Valladolid Para ver si en ella puedo Acomodar cinco arrobas, Que esas me han dicho que peso; Y así, quisiera servir A un honrado arriero, Sin pagar siete del bulto, Y mas cuando entre el invierno.

MELCHOR.

A caballo mal podreis
Ir sirviendo à vuestro dueño.

NARANJO.

¿Es un cuero mas honrado Que yo, pues nunca le vemos Ir à pié? Si asi gustare, Y si no, vuélvame el trueco; Que yo buscaré otro oficio Holgon y de mas provecho.

MELCHOR.

Mientras le buscais, tendréis Esta casa. NARANJO.

No me atrevo
A tenella toda, basta
Que sustente un aposento;
Que tengo flacos puntales,
Y me echaré con el peso.
Vuesasted me dé licencia;
Que voy, por no perder tiempo,
A repasar los oficios;
Mas haga cuenta que tengo
El reloj de mediodia
Tan ajustado en mi pecho,
Que no daré un cuarto mas,
Para que no me echen menos. (Vase.)

BEATRIZ.

Hay tal humor de gorron?

MELCHOR.

(Ap. Indicios, disimulemos Hasta acrisolar verdades: Que no es justo que en mi pecho Tenga crédito mayor La sospecha del concepto Que la virtud de mi hermana.); Isabel, de los desecs Que has tenido siempre doy Mil alabanzas al cielo, Pues eliges el estado Mas seguro, con tan cuerdo mas seguro, con tan cuerto Discurso, que no les dejas Que merecer á mis ruegos; Pues viendo lo que te importa, Con tu claro entendimiento Llegaste à desvanecer Los cuidados al remedio. Nobles, Isabel, nacimos; Las memorias guarda el tiempo En las montañas de Búrgos, Con peñas por privilegios; Pero si nacimos pobres, the qué servirán trofeos, Si en el polvo de los siglos Se van manchando ellos mesmos? Que la nobleza en el pobre, Con abatido silencio, Es á los ojos del mundo, Mas que blason, escarmiento; Y asi, como lo conoces, Te vales en tanto riesgo, Como si fuera delito, Del sagrado de un convento. Mil parabienes te doy; Dame los brazos por ellos, Porque el alma los reciba, Como por amor, por premio.

(Abrázala.)

DOÑA ISABEL.

(Ap. Muerta estoy.); Qué bien parece, Hermano, que de tu ingenio Copié tan justa eleccion, Siendo tu voz el espejo En que ejecutadas miro Las dichas que no merezco! A tu cargo está mi vida, Mi estado en tus manos dejo; Que por hermano te estimo, Por padre te reverencio Y por estrella dichosa, Que con lucientes reflejos En las borrascas del siglo

MELCHOR. (Ap.) Cielos, thubo mayor dicha En los humanos deseos?

Me vas conduciendo al puerto.

DOÑA ISABEL. (Ap.) Veneno fueron sus voces, Aspides sus labios fueron.

MELCHOR. (Ap.)

DOÑA ISABEL. (Ap.)
Amor, vamos al remedio.
MELCHOR. (Ap.)
Su obediencia los desmiente.

DOÑA ISABEL. (Ap.) Este es el último riesgo.

MELCHOR. (Ap.) Si escribió, no fué delito, Aunque llegó á parecerlo En encubrirse de mi Con tan recatados miedos.

DOÑA ISABEL. (Ap.) ¿Qué mujer en el peligro No excede el mayor ingenio?

MELCHOR. (Ap.)
Dudosas sospechas mias,
No os confirmo ni os condeno.

DOÑA ISABEL. (Ap.)
Bajel de mis esperanzas,
Al mar, aunque peligremos.

Y ¿cuando , Isabel , dispones Que tengan dichoso efecto Tus deseos y los mios?

Yo por mi, muy tarde es luego. (Ap. Asi su pecho aseguro.)

(Ap. Ya está asegurado el pecho.) Dispondré que sea mañana.

DOÑA ISABEL.

Con bien sea. (Ap. En menos tiempo Se puede abrasar el mundo, Si yo le aplico mi fuego.) (Tocan una caja.)

Sale NARANJO.

NARANJO. Ya tengo valiente oficio.

MELCHOR.

De todo tu bien me alegro;
Y ¿cuál es?

NARANJO.
El de soldado,
Que hace dos luces á un tiempo :
Bien ejercitado es honra,
Y mal usado es provecho;
Pero yo, mirado bien,
A lo segundo me atengo.

MELCHOR.

Bien presto te acomodaste.

NARANJO.

No han escuchado los ecos be aquella caja sin llave? Pues sepan que tiene dentro El tesoro de la India; Cada golpe es un misterio, Pues en tocandola vienen Bailando los mesoneros A pedir lo que no cobran; Burlense con el Sargento. A otro sonecito llueven, Entre suspiros y ruegos, Colchones de las posadas, Que nunca vuelven enteros; Pero si à un pobre soldado Tan poca lana le vemos, ¿Es mas hidalgo un colchon? Vengan mas y vuelvan menos. De otro barrio se ha venido Una bandera, y entiendo Que la plantan en la calle.

Si me burla mi deseo?

Y ¿quién es el capitan?

NARANJO.

De todo informado vengo Porque he de sentar la plaza. Don Lope Ramirez.

DOÑA ISABEL. (Ap.) Cielos.

¿Si tantas dichas me engañan? MELCHOR.

Llena de marcial estruendo Está España. Cárlos Quinto, Que su fama vence al tiempo, Ganó à Bujia; y ahora, Juzgándolo à menosprecio El Turco, dice que junta, En bien reforzados leños, Una poderosa armada, Que entre marciales trofeos Entregó á Ceilan, bajá Valiente como soberbio, Porque la casa otomana,
De quien viene, le da alientos
Para dalle al mar despojos,
Despues de barrer sus puertos
Con las tronadoras balas, En los pendones sangrientos, Coseletes abollados Y despedazados fresnos; Y así, Filipo Segundo, Nuestro rey, que guarde el cielo, Para reforzar la plaza Junta el socorro que vemos. Oh, quien trocara las letras Por las armas!

NARANJO.

Yo las trueco, Y sin haberlas probado.

Isabel, al punto vuelvo; Que voy á dar unas cartas, Que me importan.

DONA ISABEL.

Yo te espero

Con gusto, obediente.

MELCHOR Adios.

(Ap. Desvaneci los recelos.)

DOÑA ISABEL. (Ap.) 70h, nunca hubieras venido!

MELCHOR.

Qué falsos fueron los miedos Donde experiencias seguras Hallan recatos honestos!

(Vase.)

DOÑA ISABEL.

Yo misma daré el papel A don Lope, pues granjeo Su vista; que en ella sola Libro dichosos remedios, Logro pensamientos libres Y excuso evidentes riesgos. (Vase.) NARANJO. (Al irse Beatriz la deliene.)

Doncella, aprende callando.

BEATRIZ. Basta que sea palabrero.

NARANJO.

Pues oiga veinte razones Que tienen veinte provechos, Si me las concede todas.

Busque una moza de asiento, Que escuche sus desatinos.

NABANJO.

Oigame solo el primero, Y si le parece bien, Serán dos: yo me resuelvo A echalla á perder, si gusta; ¿Qué responde?

BEATRIZ, Que no quiero.

NARANJO.

Esa es tacha de doncella. Y está remediada presto; Yo la llevaré á Bujía, Y será mí candelero, Alojandose conmigo, Porque me han de dar un tercio, Que llevarémos à cuestas Los dos, y en llegando al pueblo, No nos faltará un pajar.

BEATRIZ.

Sepa que yo no me duermo En las pajas.

NARANJO. Sea en los trigos, Muchacha; que para el tiempo No hay mejor cama de campo. Lo que me mueve es el celo De remediarte; que yo Con cualquiera me contento.

BEATRIZ. Pues vaya á sentar la plaza; Porque en casa hay cierto pleito, Y si salimos con él Le podré escuchar de nuevo. (Vase.)

NARANJO. Yo se lo dije una vez. Y el diablo cuatro, y aun pienso Que me ha de echar rogadores, Si no lo remedia el cielo.

(Tocan la caja.)

Ya estoy de piés en la calle, Tomo esta esquina, y espero Que la bandera se plante Con todo aquel parlamento Con que se entrega la posta. Oh, qué bizarro mancebo Es el Capitan! Por Dios, Que merece su respeto Que yo le pida un vestido; Va viene con el Sargento, Que me parece tambien Buen soldado y lindo cuesco.

Salen EL CAPITAN DON LOPE Y EL SARGENTO.

CAPITAN.

Como es primero el honor, Las ocupaciones mias Me han ausentado tres dias, Para abrasarme de amor. ¿Qué disculpa, que lo sea, Daré à Isabel?

SARGENTO.

¿No es bastante El trazar, tan fino amante, Que de su balcon te vea Discreta eleccion ha sido La tuya; que asi podràs, Pues que tan vecino estàs, Poner tu pena en olvido; Y ella es fuerza que agradezca La fineza de venir Donde la puedas servir.

No hay amor que la merezca. NARANJO. (Llega haciendo reverencias.) Yo, mi señor Capitan, Si el traje no le embaraza, Quisiera sentar la plaza. Aunque fuera en la del pan.

CAPITAN.

Pues ¿cómo, siendo estudiante, Muda intento?

> NARANJO. Porque si;

Porque las letras en mi Estan de sede vacante.

SARGENTO.

Muy rubio es para soldado.

NARANIO.

Y él ¿monda barbas? SARGENTO.

Senor.

Parece muy hablador.

NARANJO.

Por la mano me ha ganado. SARGENTO.

¿Qué dices?

NARANJO.

Que no se meta Donde nadie le convida ; Porque no ha de hablar la brida Cuando yo hablo a la jineta.

CAPITAN.

Quiere sentar plaza?

NARANJO.

Intento Servir al Rey en Bujia ; Pero iré en la compañía,

Como no vaya el Sargento. CAPITAN.

Pues ¿cómo se ha de quedar? NARANJO.

Vusté lo puede decir : Que yo me vaya á servir, Y que él se vaya à estudiar.

SARGENTO. Buen humor, por vida mia.

CAPITAN. Y muestra tener aliento.-Plaza teneis.

> NABANJO. Seó Sargento,

Vamos á la roperia. SARGENTO.

¿Qué ha de comprar?

NARANJO. Un vestido.

SARGENTO.

¿Qué dinero lleva?

NABANJO.

El suyo; Que yo en el aire concluyo.

CAPITAN.

Por Dios, que lo ha merecido El despejo.

Y aun dos pares Merezco; que soy muy hombre. CAPITAN.

¿Cómo se llama?

NABANIO.

Mi nombre Tiene cuatro mil azares; Naranjo, aunque estoy ahora

Sin hoja. SARGENTO. Mas no sin flor.

CAPITAN.

Déle un vestido.

SARGENTO. Senor!

NARANJO.

Es suyo, que asi lo llora? Nunca he podido tragar Sargentos que recatean; Para hombres que pelean Se ha de veuder y empeñar, LUIS DE BELMONTE BERMUDEZ.

SARGENTO.

Si pelea, yo lo ignoro.

Pues bien se puede guardar; Que un moro le ha de matar, Y yo he de matar al moro.

CAPITAN.

Acabe, déle un vestido.

SARGENTO,

Seó mata-moros, entremos.

NARANJO.

Sargento, no nos burlemos; Que soy hombre mai sufrido, Y en vistiéndome, sabré Irme de la compañía.

(Vanse el Sargento y Naranjo.)

CAPITAN.

¿Cuándo ha de llegar el dia Que tenga premio mi fe?

## Sale DONA ISABEL al balcon.

DOÑA ISABEL.

Solo esta es buena ocasion, Aunque me dejan turbada Miedos de mi hermano, que Ya por instantes le aguardan Mis desdichas.

Ya en sus ojos Se van templando mis ansias.

DOÑA ISABEL.

Don Lope, en ese papel Podeis conocer las causas Que me obligan à escribiros.

(Arroja el papel y vase.)

CAPITAN.

¡Cielos, cerró la ventana! Sin flechas quedó el amor, Y yo he quedado sin alma.

(Alza el papel.)

Qué puede escribir? Sus letras on basiliscos que matan Que, pues la vista me niega, En el papel se disfrazan.

(Lee.) «No hay paga para la ingra-stitud como el olvido...» Para que yo desespere, Sin disculpas que me valgan, ¿Qué mas pruebas que mi agravio? Pero, si admiten venganzas No merecidas injurias,
No esperen á duplicarlas
Con proseguir lo que escribe,
Tan propio de su mudanza. (Rómpelé.)
Muera yo pues de infeliz,
Pues con ofensas se pagan
Finezas de amor tan puro.

### Sale NARANJO, de soldado.

Mande usted tocar al arma; Que vengo de arremetida, Y he de llevarme una casa. No conoce lo que viste? Anc conoce lo que viste:
(Ap. El me está mirando à pausas,
Y luego à un papel rompido,
Y despues à la ventana,
Donde yo soy recien huésped.
Aquí hay alguna trapaza.
Por vida de mi conciencia.) :Señor!

CAPITAN.

Déjame. NARANJO.

Si gastas

Humor amante, descubre Lo que de las señas falta; Lo que de las senas latta;
Y si ese roto papel
Te ha caido en desgracia,
Por algun desden escrito,
Que voló de esa ventana,
Yo soy de quien vive dentro,
Si puede ser de importancia,
Familiar, sin ser sortija.

CAPITAN. ¿Qué dices?

NARANIO. Que esta mañana... CAPITAN.

Prosigue.

NARANJO.

Digo y prosigo Que entramos por Salamanca Yo y un Melchor de Acevedo, Que es el dueño desta casa . Con una hermana tan prima En el donaire y las gracias...

CAPITAN.

Detente.

NARANJO. Ya me detengo.

CAPITAN.

Amigo, en mi amparo hallas Cuantos favores deseas.

No trato de mis ventajas Hasta que servicios mios, Vidriados en España, Pasen à la Berberia; Pero mira lo que mandas Aqui y en el otro mundo; Que, si Naranjo se planta, No hay cólera que no corte, Porque llueve Dios naranjas.

Pues en se de tu valor, Y que entras en esta casa, Te fio mis pensamientos.

NARANJO.

Yo pagaré la fianza.

CAPITAN.

Alza ese papel

¿Qué dice? CAPITAN.

A la primera palabra, Despechado, le rompi.

NARANJO.

Pues ¿por qué?

Porque la ingrata,

Dueño suyo, sin oirme, Me mató con amenazas.

NAHANJO.

Pues ano le leyeras todo?

CAPITAN.

¿Qué humano aliento bastara A proseguir el veneno?

NARANJO.

No puede haber la triaca En la receta postrera? Junta y prosigue.

CAPITAN.

Me cansas.

NARANJO.

Pues descânsete el ejemplo De dos piedras, ya que tardas En juntar dos papelillos, Porque el uno te amenaza. — Pleiteaban ciertos curas De San Miguel y Santa Ana,

Probando el uno y el otro La antigüedad de su casa; Y el de San Miguel un dia, Que acaso se paseaba Por el corral de su iglesia. Por el corral de su iglesia,
Descubrió mohosa y parda
Una losa y ciertas letras,
Que gastó tiempo en limpiarlas;
Dicen: Por aquí Setim...
Partió como un rayo à casa
Del Obispo, y dijo à voces :
«Mi justicia está muy llana,
Une tricino soñor: llustrisimo señor; Esta piedra era la entrada De alguna cueva, por donde El moro Selin entraba Para guardar los despojos En la pérdida de España.» Quedo confuso el Obispo; Pero el cura de Santa Ana, Que estaba presente, dijo: «Vamos à ver donde estaba Esa piedra tan morisca, Que tan castellano habla.» Gue tan castellano habla.» Fuéronse los dos, y entrando A la misma parte, hallan Rompida otra media losa, Y que juntandolas ambas, Dicen: Por aqui se limpian Las letrinas de esta casa. Junta ahora los papeles , Y verás cómo te engañas.

CAPITAN.

Sin fruto sigo tu humor. NARANJO.

Tarde olvida quien bien ama.

CAPITAN.

(Lee.) « No hay paga para la ingra-ptitud como el olvido; mas, como no ocaben venganzas en un rendido coraozon, os suplico tengais piedad de la mujer mas infeliz que ha habido en el mundo, viniendo á socorrer mis vansias con vuestra vista. ¡Albricias, amor, albricias!— Tu mi sosiego restauras.

NARANJO.

Vive Dios, que merecias Estar dos ó tres semanas En la cueva de Selin.

Pues que las dichas me llaman, No pierdan, por ne admitidas, (Vase.) Lo que merecen gozadas.

NARANJO.

Arremetió, como un César, Con resolucion bizarra; Vamos à dalle socorro, Para que rinda la plaza. (Vanse.)

Sale DOÑA ISABEL.

DONA ISABEL. Si don Lope vió el papel, ¿Cómo mi riesgo no advierte? En mi viene á ser ya muerte Lo que fué tardanza en él. Si se niega á la verdad De mis mortales desvelos, Ya no solicito, cielos, Su amor, sino su piedad.

Sale EL CAPITAN.

CAPITAN.

Perdonadme, Isabel mia: Que el no haberos visto ha sido ...

#### LA RENEGADA DE VALLADOLID.

DONA ISABEL. La flor perdona el olvido Al sol en volviendo el dia; Que, aunque entre sombras se ignora, Viéndose despues tan bella, Viene à pensar que no es ella La que por su ausencia llora; Y pues la vida en la flor Dura cuanto vive el dia, No turbe la sombra fria Tan caduco resplandor. Logre la luz que recibe, Si en ella gozarse quiere; Que hay mucha sombra en que muere, Y hay poca luz en que vive.

Qué sombra ha de haber ingrata Que causaros pueda enojos. Siendo al verme vuestros ojos El rayo que la desata?

DOÑA ISABEL. Pues mi voz el riesgo os muestra, No sea mi esperanza vana.

CAPITAN.

Vuestro soy.

DOÑA ISABEL. Pues yo mañana Pues yo mañana
Quizá no podré ser vuestra.
Hoy llegó mi hermano, y tengo
De vida el plazo de hoy,
Y tan sin remedio estoy,
Que muero si lo prevengo.
La antorcha, que el humo advierte,
Luto de la luz respira,
Que cuando acaba y se mira,
Luce su vida en su muerte. La fuente el cristal perdiendo Que anhela á subir, mirando Que la despeña bajando El que la anima subiendo, Una y otra se introduce En mi amor con tanto extremo, Que sube el cristal que temo, Y temo el ardor que luce.

CAPITAN. Pues mi amor ha de advertir Que imposibles pudo hallar; El cristal no ha de bajar Ni la luz ha de morir.

DONA ISABEL. Pues dispongamos el modo.

> Salen á la puerta NARANJO Y BEATRIZ.

Si se acomoda tu ama,

Dale una higa á tu fama. BEATRIZ.

Digo que ya me acomodo. NARANJO.

Pues escucha, Beatricilla; Que, aunque tu amor nada ignora, Pretendo que tu señora Te repase la cartilla.

BEATRIZ Ya escucho para aprender La lección que he de estudiar. CAPITAN.

Peligro hay en aguardar.

DOÑA ISABEL.

Pues esta noche ha de ser; Que aunque se pinte mi hermano Argos de su honor y el mio, En otra llave me flo, Mas que en el silencio vano; Yo saldré.

NARANJO. Nuño ha salido
Tambien, mi seo Capitan;
Si no he comido su pan,
Me comeré su vestido;
Y así, le debo asistir
En el peligro mayor;
Yo escuché entero su amor, Y estriba solo en partir; Y mas esta noche, pues Noche de San Juan bendito, Que hay bulla para un delito, Sin presumir que lo es; Mas, por si alguien se desvela En viendonos ir en tropa, Tù el Júpiter desta Europa, Yo el Caco desta mozuela Es bien que las esperemos Donde seguras esten.

CAPITAN Naranjo ha dicho muy bien; Sea en los verdes extremos De Pisuerga, que retrata Los álamos de su orilla, Que besándola se humilla, Peinándola se dilata.

NABANJO. Allí entre coros distintos, La granuja del lugar Sale esta noche a formar Bodegas y laberintos.

DOÑA ISABEL Entre mi pena y mi amor, ¿Cómo os he de conocer?

NARANJO. Cantando yo, que he de ser Un barbado ruiseñor.

DOÑA ISABEL

Si veniste con mi hermano, Mas fe me debes guardar, Porque te sabré premiar.

NARANJO. Este premio es el que gano. DOÑA ISABEL.

¿Queda así, don Lope? CAPITAN.

Me premie el amor.

Sale MELCHOR.

MELCHOR. ¿ Qué es esto,

Airados cielos? DONA ISABEL.

Qué presto Mis esperanzas perdi! (Vase.)

NARANJO. Lo dicho dicho, aunque truene

(Vase.) Y se hielen los naranjos. MELCHOR.

Cómo se atreve á mi casa Ni el mismo sol?

CAPITAN.

Si aguardais satisfaccion. MELCHOR.

Ni la pido ni la aguardo. Cuando evidencias publican Cuando evidencias publican Delitos contra el recato, Contra el honor y el decoro Destas paredes, que tanto Los escrúpulos ignoran De agravios imaginados.

Pues tan resuelto os negais A la disculpa, y tan vano,

Que de apariencias mentidas Cuerdo formais el engaño, Decid lo que pretendeis; Que os veo sin armas, si acaso Estragais la cortesia.

MELCHOR. Aquí no puedo mostraros Que sabré estorbar intentos podré impedir los pasos; Porque voces descompuestas, Tocando al honor sagrado, Por mas que blasone limpio, Basta su aliento á mancharlos; Y asi, pues sois caballero Pues os preciais de soldado, Os pido que señaleis, Pues en la sangre os igualo, El lugar donde yo pueda Satisfacerme.

En el campo. MELCHOR Yo os lo estimo y agradezco. (Ap. ; Oh vil mujer! Tù has dejado, Con el papel que escribiste, Tan manifiesto el agravio, Que aun no mereces las dudas

CAPITAN.

De llegar à sospecharlo.) CAPITAN. ¿Dónde quereis que os espere? MELCHOR.

Señalad vos sitio y plazo.

CAPITAN.

(Ap. ¿Qué haré, si Isabel me aguarda, Y hay lances tan apretados De amor y honor? El remedio De amor y honor? El remedio Es prevenirlos entrambos A un mismo tiempo.) Pues veo Que de escrúpulos tan vanos Teneis recelo, y del viento No os atreveis á fiaros, Sea en la parte mas oculta Donde sus márgenes pardos Baña con silencio el rio.

MELCHOR. El valor acreditaron La soledad y las sombras.

CAPITAN.

Ya se vienen despeñando. MELCHOR.

Yo con mi ofensa las busco. CAPITAN.

Yo con mi razon las llamo.

MELCHOR. Siglo es el menor instante.

CAPITAN. (Ap.) Y eterno el menor espacio Para el fuego que me anima.

MELCHOR.

Yo os espero.

CAPITAN. Y yo os aguardo. (Vase.)

Sale BEATRIZ.

MELCHOR.

Beatriz?

BEATRIZ. Señor, ¿qué me mandas? MELCHOR.

¿Quién te estaba ahora hablando? BEATRIZ.

Un criado de tu padre, Que de Madrid ha llegado Ahora.

> MELCHOR. ¿Es Garcia?

BEATRIZ. Si.

MELCHOR. Di que aguarde.

> BEATRIZ. Voy volando. (Vase.) MELCHOR.

Que forme mi propia vista Dos opuestos tan contrarios, Libertad en su clausura, Y delito en su recato! Pierdo el sentido; mas bien Los indicios confirmaron La culpa; tomar don Lope Posada en la calle, acaso Pudo ser, pero ; no pudo Haber sin intento entrado En mi casa, si el papel Oculto pudo llamarlo?

## Está DOÑA ISABEL á la puerta.

DOÑA ISABEL. Despida el alma el temor ; Que à deseos obstinados Las amenazas sirvieron De espuelas para animarlos.

MELCHOR.

Mientras prevengo el remedio, Mis intentos le disfrazo Para asegurar su pecho; Pero soy tan desdichado, Que, dejando el riesgo en casa, Voy fuera della á buscarlo. (Vase.)

DONA ISABEL. Oh sombras del sol ausente! Mas que à la luz de sus rayos, Debe mi amor al silencio, Con que bajais coronando Cuantos horizontes miden Vuestros oscuros espacios.

Sale BEATRIZ, con una luz.

BEATRIZ.

¿Señora?

DOÑA ISABEL. Beatriz, ¿qué dices? BEATRIZ.

Que salió fuera tu hermano. DOÑA ISABEL.

¿Y fué el criado con él?

BEATRIZ.

Luego salió.

DONA ISABEL. Pues llegaron Mis buenas dichas.

BEATRIZ.

Espera. Que está en lo que falta el daño; Porque me pidió la llave De tu cuarto.

DONA ISABEL.

¡Intento vano!

BEATRIZ. Si.

DOÑA ISABEL.

Con esto irá descuidado De que otra llave será Quien rompa los duros lazos De obediencias mal sufridas Y respetos mal guardados. Disfrazadas hemos de ir, Para que quede burlado El mas atento peligro, Aunque nos siga los pasos; Pero ¿ qué atenciones miro,

## LUIS DE BELMONTE BERMUDEZ.

Cuando libre imperio alcanzo? Estrella dichosa sigo, Y el bien que me ofrece aguardo. (Vanse.)

Decoracion de campo.

Dentro ruido de sonajas y guitarras, y salen dos hombres y dos mujeres con mantellinas.

HOMBRE 2.0

Aquí está bueno.

HOMBRE 1.0 Pues vaya

De música á toda broza. HOMBRE 2.0

Muy bien ha dicho esa moza: Que lo merece la playa. HOMBRE 1.0

Gente se acerca.

HOMBRE 2.0 Escuchad.

Salen por otra parte EL SARGENTO Y NARANJO, con capas.

SARGENTO.

¿Dónde me traes?

NARANJO.

Gobierno la compania, Pero no la soledad; El Capitan me mandó Que le espere donde estamos; Traigole porque aguardamos Brava ropa.

SARGENTO. Aqui estoy yo.

NARANJO.

Dos fardos son, y si veo Que don Lope el suyo empieza, De Holanda tiene una pieza En tocando yo el angeo.

SARGENTO.

Pues yo me siento.

HOMBRE 1.0

Va un tono Entre pandero y sonaja.

Alli suena gente baja; Si canta, no la perdono, Porque mi seña ha de ser.

HOMBRE 1,0

Cante Alonso un tono grave.

NABANJO.

No cante si no lo sabe.

HOMBRE 1.0

¿ Quién le mete en responder Al pollo crudo?

Podre, Porque es noche de San Juan, Y tú el que inventó el refran «Desta agua no beberé».

HOMBRE 1.0

¿Ah, seo estropajo? NARANJO.

¿Ah, fregona? HOMBRE 1.0

¿Ah, seo mosto?

HOMBRE 2.0 Esa es la uva. HOMBRE 1.º

Sahagun.

NABANJO. Esa es la cuba. HOMBRE 1.0

Tetuan.

NARANJO. Esa es la mona, (Canta el músico.) HOMBRE 1.0

Ensilleme el potro rucio. NARANJO.

El verdugo tiene otro.

HOMBRE 1.0

Suba el puerco en ese potro. NARANJO.

¿Por qué no habla limpio el sucio? HOMBRE 1.0

Si voy à ti ...

NARANJO. No lo creas.

HOMBRE 1,0

Déjame cantar.

NARANIO. No quiero:

Que canto yo.

HOMBRE 1.0 Como un cuero.

NARANJO.

De ti salen las correas. HOMBRE 1.0

Pues ¿qué has de cantar, chicharra?

NARANJO. En jácara la prision be un estudiante gorron.

HOMBRE 1.0

No te ha de faltar guitarra: Que tienes buen gusto. HOMBRE 2.0

Vamos

A ver si sabe cantar.

NABANJO.

Veréis cómo hago temblar Playas, cristales y ramos.

(Vanse donde está Naranjo, y daule la guitarra, y canta.)

A la ciudad de la carcel, Donde hay tiniebla comun. Que aunque entra la luz del cielo, No tiene del cielo luz, Trajeron mi noble cuerpo, No en sepulcro ni ataud Como en espacioso entierro, Porque vine en un Jesus; Pidiéronme la patente... HOMBRE 1.0

¿Quién la pidió?

NABANJO. Calla tú.

HOMBRE 1.0

Pues ¿qué respondiste? NARANJO.

«Hidalgos,

Quisiera venir de Ormuz Para que en perlas preciosas Pagara mi esclavitud.» Calé mi horma de azúcar, Pensando á lo de Dragut, Asomar el almadraba, Mas convertime en atun ; Pero apenas me pescaron, Cuando, por huir del flux, Resbalé en una secreta, ¡Miren en qué plenitud!

Hasta el cañon de la barba Senti el mohino betun ; Que à subir mas, no se oyeran Las voces de mi laud; Llegaron todos à verme, Come si fuera avestruz, Pero en llegando à la orilla Pasaban diciendo puf.

HOMBRE 1.0 Esa historia mas parece Que la bas cantado en Esgueva.

NARANJO. Para que tú la limpiaras La canté donde la oyeras.

Salen con sereneros DOÑA ISABEL REATRIZ.

DONA ISABEL. Lleguemos; que alli cantaron.

BEATRIZ. Y parece nuestra seña.

HOMBRE 1.0 Mal puerto es este ; corramos Otro poco la ribera.

(Vanse.)

NARANJO. Tan ligeras galeotas No se volverán sin presa,

DOÑA ISAUEL.

Llega, Beatriz.

BEATRIZ. ¿ Es Naranjo ? NARANJO.

Posible es que no me huelas? Y tu señora?

Aqui està.

NARANJO.

Pues toda la rosca fuera; Que ya hay Santelmo en la gavia Y van en popa las velas.

Sale EL CAPITAN, con capa.

CAPITAN.

Hácia allí escucho la voz. DOÑA ISABEL.

Mucho tarda.

Quien espera Se queja contando siglos, Y son minutos las quejas.

Sale MELCHOR, con espada y broquel, Y GARCIA.

Necio, si te dejo en casa, Con qué intencion te desvelas En seguirme?

Por si acaso Servirte, Señor, pudiera, Como hay ocasiones tantas Esta noche.

No se arriesgan Los que se precian de cuerdos; Vete luego.

GARCÍA. Que obedezca Es justo. (Ap. No be de dejarle Un punto, por si le empeña Alguna ocasion.) (Vase.)

DD. C. DE L .- n.

SARGENTO. Yo ire

A buscarle.

DOÑA ISABEL. Haréis que os deba Cuanta dicha espera el alma.

SARGENTO.

En mi viene à ser ya deuda. (Vase.) CAPITAN.

Veré si entre aquellas sombras Luce la luz que me niegan.

MELCHOR.

Quiero ver si à aquella parte Està quien mi agravio intenta.

CAPITAN. ¿ Quién está aquí?

NARANJO.

Quien te aguarda;

Aqui está tu amada prenda.

CAPITAN.

Isabel, cierta es mi dicha. DOÑA ISABEL.

Don Lope, ya desespera Tu tardanza el sufrimiento.

¿Si acaso el sentido sueña? No ; que Isabel y don Lope Sus voces me representan; Pero ¿ cómo puede ser Cuando una llave la encierra? Pero cosas tan posibles ¿ Por qué el discurso las niega, Si el oido lo averigua Y el agravio lo confiesa? Mas apuremos la duda.

DOÑA ISABEL.

Pues conoceis cuanto arriesga Mi honor por vos...

Mucho os debo.

DONA ISABEL.

Porque vuestro amor no pierda Los quilates de tan firme Acrisolado à finezas , Y puedan lograrse à un tiempo Y puedan lograrse a un tiempo Mis venturas en la vuestra, Es bien que los breves dias, Mientras la gente se apresta Que habeis de llevar, que yo Esté donde el sol no pueda Descubrirme, aunque mi hermano Martirice el aire à quejas, Consulte al honor venganzas Vistes sa inincia en quedras. Y libre su injuria en piedras,

MELCHOR. (Ap.)

Saldrán sus intentos vanos, Como mis venganzas ciertas.

CAPITAN.

Segura estaréis adonde La imaginacion se pierda, Aunque discursos mendiguen El indicio y la sospecha.

DOÑA ISAUEL. Vamos pues.

CAPITAN

Importa hablar A un hombre, que ya me espera Sin duda entre aquellos olmos.

MELCHOR.

Donde está viva la afrenta, Es el lugar mas oculto. (Sacan las espadas.)

CAPITAN.

Pagasteis mi diligencia.

DOÑA ISABEL. Mi hermano es este (¡ay de mi!).

NARANJO.

Beatricilla, esta es la muestra; Apela á las herraduras, Que yo uso de las soletas.

(Vanse.)

DOÑA ISABEL.

Bastaba un peligro, cielos, Para que imitar pudiera Las raices destos troncos! Mármol el temor me deja.

MELCHOR.

Bravo aliento, vive Dios!

CAPITAN.

¡Qué bien por su honor pelea! (Rinen.)

Sale GARCÍA.

GARCÍA.

Señor, à tu lado estoy.

MELCHOR.

Ab villano! no te atrevas A ponerme en ocasion Tan infame, con sospechas De una ventaja alevosa. Junto á ese tronco me espera. Que te he menester al punto Que me vengue desta afrenta.

GARCÍA.

La ventaja de los dos Para un hombre fuera ofensa. (Vase.)

CAPITAN. (Ap.) Por el riesgo de su hermana, Si entre las sombras la encuentra, Procuro apartallo adonde Menor su peligro sea.

MELCHOR.

Poco valor es el mio, Viendo tan clara mi afrenta.

(Métense rinendo, y dicen.) HOMBRE 1.

La justicia, la justicia. DOÑA ISABEL.

Si tantos riesgos me cercan, ¿Qué aguardo, siendo el mayor El que mi temor desvela? Es don Lope?

Al tiempo que se quiere entrar doña Isabel, sale por la misma parte MEL-CHOR, y cogela del brazo.

MELCHOR. Esta es la causa De mi agravio, aunque le templa La dicha de haberla ballado. DONA ISABEL.

Yano hay remedio à mis penas.

Sale por otra parte EL CAPITAN.

CAPITAN.

El bien que à las sombras debo, Ellas mismas me le niegan ; Adonde estará Isabel, Para que libralla pueda?

MELCHOR.

Mi criado es este, bien supo Granjearme su obediencia. Garcia, aquesta mujer, Ya que tu valor se arriesga, Has de llevar à mi casa.

(Entrégasela al Capitan.)

LUIS DE BELMONTE BERMUDEZ.

CAPITAN. , Quién ha de haber que se atreva, Si la llevo yo? El engaño Me dió lo que no pudiera El valor.

MELCHOR. A mi enemigo Volveré à buscar,

> CAPITAN. No temas,

Señora; don Lope soy. DONA ISABEL.

Porque milagros merezca Mi amor.

Del mayor peligro Libré el honor, aunque pierda En el segundo la vida.

CAPITAN.

La noche el amparo sea De tan dichosa fortuna, Para dar luego la vuelta Pues amor y honor me obligan. DOÑA ISABEL.

Felizmente nos empeña. MELCHOR.

Honra del que nace noble, ¡ Qué de peligros me cuestas! DOÑA ISABEL.

Amor despeñado, en vano Te culpan y te aconsejan. (Vanse cada uno por su puerta.)

## JORNADA SEGUNDA.

Tocan á rebato, y salen DONAISABEL, con capotillo y sombrero de camino.

¡Oh noche oscura, imagen de mi suerte! ¿Donde entre las zozobras de mi muer-

Sola, triste y perdida me conduces? Cuando al alba el socorro la desluces, El empinado monte aun no divisa, Dando mi llanto veces à su risa; Perdida voy, sin senda ni camino, Al arbitrio cruel de mi destino; [gaŭa! Al arbitrio cruei de mi destino; Igana; Oh como el pensamiento siempre enbejé mi patria amada, dejé à España, Y de mi amor siguiendo la osadia, Con don Lope ha que vivo yo en Bujía Tanto tiempo, ó à mi me lo parece, Segun mi estrella las desdichas crece, Que depadres y hermanos no me acuer

Cuando amparo y honor en ellos pierdo; Y por un hombre, que te llamo esposo Por honestar horror tan afrentoso Que el voto que hice á Dios de religiosa Me lo impide con fuerza poderosa ; Y él engañoso, cuando no lo hiciera, Ni trato ni palabra me cumpliera. En odio va trocando mi deseo La fealdad del delito en que me veo; Mas ¿qué importa ¡tirano, ay! como im-

Este afrentoso modo de mi vida? Dejada vivo del favor del cielo, Evidencia es arras Pues saliendo a esta quinta de Bujia Ayer à divertir la pena mia, Al volver esta noche, hallamos antes Cubierto todo el campo de turbantes,

De una armada que el turco ha condu-Entra el presidio, al riesgo inadvertido, Y al fiuir su violencia, apresurados, Perdió den Lope a todos los criados. ¿Qué haré? que si enmudezco, no los [sigo,

Y si doy voces, llamo al enemigo; Mas ¿como me han de hallar, sin saber [donde?— Beatriz, don Lope? - Nadie me respon-

¿Señor, mi esposo? - Mas mi labio [miente: ¿Qué haré? - Esconderme entre esos

[montes broncos, Sepultaré mi vida entre sus troncos; Por aqui... mas ¡ay Dios! senda no sigo Que al paso no me siga el enemigo. (Tocan à rebato, y retirase doña Isabel.)

Sale NARANJO, asustado.

NABANJO.

Gran mal! Como cien mil toros. Cien mil moros flechas llueven; Cien mil demonios le lleven Al alma que invento moros. Con la noche han parecido Con la noche han parecido
Sin duda aqui por encanto;
Mas, Señor, ¿de dónde tanto
Moro nocturno ha venido?
De miedo, sin alma salgo;
¿Que aqui no haya quien celebre
Que viniese yo a ser liebre
A tierra de tanto galgo?
Yo me yoy de cerro en cerro. Yo me voy de cerro en cerro; Mas, si me pescan el hato, Virgen, ¿ qué hará un pobre gato Gercado de tanto perro? Pues cuales son no lo ignoro, Porque viéndolos estuve; Turbante hay como una nube, Miren cómo será el moro ; Miedo mio, ; dónde estoy ? Guia, pues delante vas, Porque, si no es hácia atrás, Yo no sé dónde me voy; Cuantos piso, moros son; Aqueste si que andar es De ceca en meca. ¡ Ay mis piés! Topé con el zancarron. (Tropieza.) DOÑA ISABEL.

Cielos, mi muerte sospecho, Gente llegar siento aqui. NARANJO.

Jesus, ¡qué bulto!

DOÑA ISABEL.

Ay de mi! NABANJO.

Este es moro hecho y derecho. DOÑA ISABEL.

¿ Quién es?

NARANJO. Un pobre gallego, Que, aunque de cristiano lloro, De veros, si es que sois moro, Me desbautizare luego.

DOÑA ISABEL. Ay cielos! ¿eres cristiano? NARANJO.

Si soy, pero no me mate; Porque perdera el rescate De un duque napolitano.

DOÑA ISABEL. ¿ Qué dices?

Merced me baced; Que aunque Italia, si por Dios,

Me dé excelencia, de vos No quiero sino es merced.

DOÑA ISABEL.

Cielos, ya menos esquivo Esta dicha os debo á vos.-No es Naranjo?

NABANJO. Voto à Dios. Que si no hablas, te cautivo. DOÑA ISANEL.

Y don Lope?

NARANJO. Mi ansia es esa, Porque todos los perdi

Por perderme mas á mi ; Solo por Beatriz me pesa, Que se quedó entre esos cerros; Y ella es tal, que he imaginado, Si los moros la han topado, Que ahora se está dando á perros.

DONA ISABEL. Qué hemos de hacer?

NARANJO.

¿ Corres bien?

DONA ISABEL.

Por que?

Para que arranquemos De carrera, y no paremos Desde aquí à Jerusalen.

DONA ISABEL.

Tente; que el recelo teme. O es tropel de gente (¡ay triste!). NARANJO.

Tropel? Tú que tal dijiste: De muerte soy, desahuciéme.

Sale BEATRIZ, y topa con Naranjo.

BEATRIZ.

Muriendo voy de congojas; ¿Adonde me iré?

NARANJO. . Tu enojos ? BEATRIZ.

¿ Es Naranjo de mis ojos ?

NARANJO.

Si, naranja de mis hojas. BEATRIZ.

Perdidos somos.

DONA ISABEL. ¿ Que dices?

BEATRIZ.

Que de Bujia, Señora, Saliste ayer en mal hora, Pues somos tan infelices , Que á don Lope un escuadron De moros allí ban cercado, Y ya á Bujia han tomado, Segun es su aclamacion; Escucha sus voces ya, Que se acercan tras la mia.

voces. (Dentro.) Por el Gran Señor Bujia;

Vitoria, vitoria, Alá. NABANJO.

¿Tú estás libre?

REATRIZ. Menguado,

No me ves?

Aun no creia Que hayan tomado á Bujia, á tí no te hayan tomado.

DONA ISABEL.

El cielo mi obstinacion

#### LA RENEGADA DE VALLADOLID.

Castiga sin duda aqui; Que de mi padre (jay de mí!) Me alcanza la maldicion, Y aqui nuestra muerte viene. (Suena ruido dentro de cuchilladas.)

Sale EL CAPITAN DON LOPE.

CAPITAN. Librarnos es imposible. DONA ISABEL. Don Lope es, ; pena terrible!

NARANJO.

Virgen, ; qué mala voz tiene! ; Ay don Lope desdichado! Tras el va la turba impia; Cómo han ganado a Bujia, Hechos perros de ganado!

DOÑA ISABEL.

Vé tú á ayudarle.

NARANJO. Yo ayuda?

Que se la dé un hoticario. DONA ISABEL

Acude à tanto contrario.

NARANJO. A su agüela que le acuda.

BEATRIZ.

No le has de favorecer? Saca la espada.

Es cansar; Para qué la he de socar, Si yo no la he de meter?

Villano, cobarde, calla; ¿En ti este amparo tenemos?

NARANJO. Señora, no nos cansemos; Que no he de entrar en batalla.

DOÑA ISABEL.

Pues ¿qué harémos?

NARANJO.

Entregarnos; Que si se traba pendencia, Luego por la resistencia A galeras ban de echarnos,

DONA ISABEL.

Ya se acercan.

ARANIO. Fuego!

BEATRIX.

Espera.

NARANJO.

Mi puesto es la retaguarda; Hagan ustedes mas guarda, Pues llevan la delantera.

DONA ISABEL

Cielos, ¿ qué baré en tal conflicto? Que en culpas tan declaradas, Las plantas siento gravadas, Y el peso de mi delito; De un mármol es mi tibieza. Oh fortuna cautelosa! Como es tan pesada cosa, Que la obró mi ligereza? Cuando à inmóvil me condenas, No hay donde ir, sino à perderme; Que apenas puedo moverme, Y si me muevo, es à penas; Rendida yo à mi temor, Soy mi mayor enemigo ; Que es la mitad del castigo Reconocer el error; Segun vano es mi desvelo,

Cuando mi riesgo aseguro, Parece que huir procuro Con el intento del cielo.-Beatriz?

BEATRIZ. ¿ Qué dices, Señora? DOÑA ISABEL.

Presto à seguirme disponte, Escóndanos deste monte La inculta maleza ahora. (Vase.)

Vén, Naranjo.

NARANJO. Es degollarme.

BEATRIZ. Pues no vienes, ¿ donde has de ir?

NARANJO. Yo no estoy para venir, Porque no puedo menearme.

BEATRIZ.

A esta ocasion tienes miedo? Haz corazon, y Santiago.

Ya yo de las tripas hago, Pero corazon no puedo. REATRIZ.

Si es que mi amor te obligó, Vén á defenderme aquí.

Vén tú á defenderme á mí; Que mas lo be menester yo.

Sácame deste conflito, Aunque te mueras de miedo, Si eres hombre.

NARANJO. Pues no puedo, Porque soy hermoflodito.

BEATRIZ. ; Que asi me pagues!

NABANJO

Hermana,

¿ Quieres que te libre ? BEATRIZ.

Si.

NARANJO.

Pues deja enterrarte aquí; Vendré à sacarte mañana.

Llévame, por Dios, à parte Que no me halle ni me esconda.

Yo te enterrare bien honda, Porque no puedan hallarte; Mas ellos, Beatriz, por Dios, Los dejes dar sobre ti Mientras yo me escondo aqui.

BEATRIZ. Espera, vamos los dos. (Escondense donde no los vea la gente.)

Sale ZULEMA, moro.

ZULEMA.

Alá nuestra dicha traza Pues se ha rendido Bujta Al amanecer el dia,

Ay Beatriz! Moro en la plaza.

Gente habló aqui; si es rendida, Es mía; ¿donde estará?

NARANJO.

Aquí no hay nadie; hácia altá Hay mucha gente escondida.

ZULEMA:

¿ Dónde hablaron? Mas Ceilan Viene peleando animoso, Y un soldado valeroso Acude á su capitan.

Sale CEILAN y ornos monos, acuchillando al CAPITAN y al SARGENTO.

¿ Qué intentais, bárbara gente, Contra tan ciertos peligros?

CAPITAN.

Solo porque me mateis Os provoco, aunque rendido.

SARGENTO.

Ya es resistirnos en vano.

CAPITAN.

Antes morir solicito, Pues he perdido à Isabel. Matadme; pero ya el brio Tenerme en pié es imposible, Cansado, infeliz y herido.

CEILAN.

No le ofendais, detenéos; Que en mi nobleza es indigno Dar à un rendido la muerte.

¡Ay Beatriz! ya están cautivos ; Como un azafran se ha puesto El Sargento, de amarillo.

Calla tu; que estoy rezando.

CAPITAN.

Si estos son hados precisos ¿Qué importa mi resistencia? Ya en mi te da, moro invicto. Un esclavo la fortuna. A tus piés mi acero rindo, En sangre africana pago, Y no con ella te irrito; Que aunque el daño de los suyos Sienta un pecho bien nacido, Entre soldados valientes , Aun à costa de si mismos, Es estimado el valor De los propios enemigos.

CEULAN.

Bien tu nobleza se infiere Del modo con que te rindo.

voces. (Dentro.) Seguidla todos.

DOÑA ISABEL. (Dentro.) Don Lope! CEILAN.

Que es eso?

ZCLEMA Al propio peligro Viene huyendo una cristiana De nuestros soldados mismos.

CAPITAN. Cielos, Isabel es esta, ; Y ya la espada be rendido, A pesar de la fortuna!

CEILAN. A una mujer es delito; Nadie la ofenda, soldados.

Al salir DOÑA ISABEL, topa con Ceilan al paño, y abrázase con él.

DONA ISABEL. Socorreme, esposo mio.

CEILAN.

Si haré, aunque tu nombre ignoro. DONA ISABEL

DONA ISABEL.

¡ Válgame el cielo! ¿ dué miro?

¿ Yo la libertad perdida?

Don Lope (¡ay triste!) rendido,

¿Y á un moro nombre de esposo

Abrazo? ¡ qué triste indicio!

Mas quien despreció obstinada Al que yo tuve elegido, Por seguir la ligereza De mi inconstante albedrio, Bien merece en su lugar A un infiel; que asi ha querido Ponerme el cielo à los ojos Lo grave de mi delito,
Pues dándome el que merezco
En desprecio del que elijo,
A vista del mal que he hallado,
Me dice el bien que he perdido.

No vi mujer tan bizarra. Di quien eres; que tu brio, Anaque de tu pena ajado, De tu nobleza es indicio.

CAPITAN. (Ap.)

Echó mi fortuna el resto.

DONA ISABEL.

Si esto del cielo es castigo, Qué me detengo? qué espero? Qué aguardo ya, que no rindo La libertad y la vida A este cautiverio esquivo? A este cautiverio esquivo?
Fuera adorno; que ya es tiempo
De ultrajes, y no de aliños;
Una esclava vuestra soy,
Que de mi infeliz destino
Solo estas señas infiero;
Y aunque otras puedo deciros,
No las querais saber ya;
Que en el estado que miro,
Si no enmiendo lo que soy,
¿ De qué sirve lo que he sido?

GEILAN.

Si de mi tienes noticia, Tu temor desacredito. Pues hallas en mi nobleza Amparo mas que dominio. Del bajá Ceilan el nombre Saben los remotos indios; Di quién eres , y asegura Con mi valor tu peligro.

DOÑA ISABEL.

Tras ser tu esclava, no tengo Que darte de mi otro indicio, Que una humilde mujer soy, Que en un derrotado pino Del riesgo del mar airado Sale á riesgo mas preciso. Sola en ese bosque estaba; Que en mi pena no he tenido Mas amparo que esos troncos, Mas albergue que esos riscos No es mi calidad mas que esta, Aunque es el ultraje mio; Calla su afrenta mi pecho; Porque si quien soy testigo, Es fuerza decir mi infamia, Y es mas odioso delito Decirla que cometerla Pues entonces sin sentido La emprendió la ceguedad, Y la refiere el aviso,

CAPITAN. (Ap.) El corazon me ha pasado, Negandome, aunque es preciso.

Pues ¿ à quién llamaste esposo, Si nadie estaba contigo?

(Ap. Dizfrazar împorta el yerro De mi labio inadvertido.) Las religiosas cristianas No ignoras que sin delito Llaman esposo á su Dios; Y como yo mi albedrio Con voto me obligué à serlo , Valiéndome deste alivio , Le invocaba en mi congoja; Oh violencia del destino! Cómo en esto se conoce Que el cielo así mi castigo con providencia dispone. Pues en el suceso mismo, Con la alusion del discurso A ser forzoso ha venido,

Pare disfrazar mi error, Que confiese mi delito!

Bella mujer, por Alá! Cuando hoy no hubiera tenido La victoria de Bujia, Que há tanto que solicito Con asaltos y interpresas, Esta hermosura que admito Bastara para corona Del triunfo que me apercibo.-Toquen à marchar al punto; Que pues ya el sol à estos riscos Corona de oro les ciñe, Yo ahora, por deslucirlos, Con esta estrella, en Bujía Triunfante entrar determino.

ZULEMA.

Toca á marchar á Bujía. NARANJO. (Ap.)

Beatriz, que no nos han visto. Juro à Dios, que están borrachos.

Que se los llevan, Dios mio !— ¡Señor, dejen á mi ama , Por amor de Jesucristo!

CEILAN.

¿ Qué es aquesto ?

Una cristiana. CEILAN.

Traedla tambien.

ZULEMA.

En un brinco:

Que es mia la presa.

NARANJO

Presa el perro en Beatriz hizo. — Ciégale tú, san Anton.

ZULEMA.

Venga, pues dichosa ha sido.

BEATRIZ.

Av, desdichada de mí! ¿Quién diablos hablar me hizo?

Pues por eso he hecho bien; Que he estado aqui callandito.

ZULEMA. Otro cristiano está allí.

Prendedle pues.

NARANJO. San Cirilo ZULEMA.

Salga.

NARANJO.

Déjenme, señores; Por la Virgen se lo pido.

ZULEMA. ¿ Qué es dejar? Venga.

NARANJO. No quiero.

ZULEMA.

Cómo no ?

NARANJO. Como lo digo.

CEILAN.

Matadle si se resiste.

NARANJO.

No hagan tal; que ya me rindo. Señor moro mayor, cierto Que usté, salvo esos morillos, Tiene un modo que cautiva. Mas ¿ por qué à mi me han prendido!

Buena duda.

CEILAN. NARANJO.

Si soy turco , Claro es que es buena.

CEILAN.

Qué has dicho?

¿Tú eres turco?

NARANJO. St. Senor.

CAPITAN.

Traidor, villano, atrevido, ¿De miedo niegas la fe?

Torco estar, é hablar torquilo, E comer é beber sempre Pasilias é datesilios, Sangullo, alcuzouz, corcules Hambacocha, melhormigo, El gelip, el tut, el gen, E soy torco, juro á Cristo.

CEILAN.

Pues ¿ cómo aqui entre cristianos Te hallo con ese vestido?

Este es disfraz para entrar En España sin peligro.

CEILAN.

¿A España? ¿A qué?

NARANJO,

A predicar.

CEILAN.

Pues ¿ qué predicas? NABANJO

Predico

La gran geta de Maboma. Y convertí à los principios Cien cristianos.

¿ Qué se hicieron?

NARANJO. Como estaban convertidos,

Todos se metieron frailes. CEILAN.

Frailes moros? No lo he visto. NARANJO.

Yo fundé un convento dellos.

Pues si en Turquía has nacido, ¿En qué parte fué?

NARANJO.

En Madrid.

CEILAN.

En Madrid?

NARANJO.

Si, à San Francisco, Que es la Morería vieja.

CEILAN.

¿ Y cómo es tu nombre?

LA RENEGADA DE VALLADOLID.

NARANJO. Elmio

Es Belerbey Naranjo. Pero, si no me has creido, Preguntame de la geta; Verás, en turco y morisco, Si no la sé como el Credo.

CEILAN

Ya lo que eres no averiguo; Basta confesar mi ley; Cuidarás de mis cautivos, En premio de confesarla.

BEATRIZ. Cielos, que me haya tenido Engañada este perrazo!

NAHANJO.

Señor, miedo es cuanto he dicho; Sacadme presto de moro, Aunque sea para indio.

CEILAN.

Un sol Hevo en la cristiana. Vamos, tomad el camino, Y empiece la aclamacion Pues ya va el triunfo conmigo.

CAPITAN.

Vamos à morir, desdichas.

DONA ISABEL.

Vamos à llorar, delitos.

CAPITAN.

Padezca el que es infeliz.

DOÑA ISABEL.

Muera quien tan mala ha sido.

CAPITAN.

Hoy acabó mi fortuna. DONA ISABEL.

Hoy empezó mi castigo. TODOS.

¡ Ceilan, nuestro bajá, viva!

NARANJO.

¡Viva el Basan! ¡ Ah morillo! ¡No eche el ojo a la cautiva, Que le pondré como un Cristo!

voces. (Dentro )

Tierra , tierra ! La nave va perdida. (Vanse.)

Sale MELCHOR DE ACEVEDO, por medio del tablado, como arrojado del mar.

#### MELCHOR.

Cielos, valedme! ¡ Ya solo la vida Salvar intento en tanto desconsuelo! Salve, salve otra vez, Madre piadosa, De naufragio infeliz, que firmes lazos Siempre grata recibes con abrazos; La vida me restauras, ya perdida, ¡Oh fortuna, en mi desconocida! [to, Del hombre mas piadoso al justo inten-Solo à mi viejo padre , y sin aliento, Le quedaba el consuelo que interesa De ver como cumplida mi promesa Volvia yo de Roma , ya logrado De sacerdote el título sagrado ; Que era el último gozo , tras la pena De aquella hermana infiel, falsa sirena, Que nos robó el honor, sin saber dónde, O mar ó tierra, su maldad esconde, Para que ya, juzgándola perdida, De riesgo tan cruel llore la vida. ¿Dónde me habra arrojado mi fortuna? Qué tierra es esta, que de leño alguna No lo puedo inferir ? Alli elevado Se corona de estrellas un collado , Y alli diviso , para alegres señas ,

Una cruz en lo inculto de sus peñas. Por este lado la ribera corre Un bosque espeso, que con una torre Remata en un castillo; mas ¿ qué veo? O à mis temores el recelo creo. O (segun en las señas que le noto Que al venir por aqui dijo el piloto) Aqueste es el presidio de Bujia A quien el turco ya tomado habia Tierra es de moros, que la cruz oculta Pudo quedarse, por ser parte inculta. Donde sus plantas aun no habrán llega-

Perdido soy; que aqui no habrá queda-Albergue de cristianos, si la guerra [do Há tantos dias que le dió esta tierra. Mas, cielos, un rumor de gente siento; ¿Quién será ? Ya ocultarme es vano in-

Perdi la libertad, hallé la muerte . Mi vida dejo en manos del que acierte.

CEILAN. (Dentro.) Con las redes cercad esta espesura, Que es el sitio mejor.

¡ Qué desventura! Moros son; ¿ qué he de hacer? ¡Ay hado [esquivo! Ya aquí habré de quedar muerto ó cau-Ttivo.

Salen ZULEMA v CEILAN, moros.

ZULEMA,

Este sitio à la caza he prevenido, Que es mejor por lo inculto y escondido.

CEILAN. Ya no queda festejo ni trofeo Con que no haya obligado mi deseo, Rendido de su brio y bizarria,

A esta cristiana, de quien yo en Bujia, Con ser el vitorioso, fui el cautivo; Su rostro miro ya menos esquivo.

ZULEMA.

Hoy á la caza, á tu deseo atenta, Sale en un palafren, que al sol afrenta.

CEILAN.

Prevenid pues su vista á mi deseo; Que al paso he de salir. Pero ¿ qué veo? MELCHOR. (Ap.)

Confirmó mi desdicha el cielo airado.

ZULEMA.

Cristiano es el que ves.

MELCHOR

Y un desdichado, Que á vuestros piés se vale, en su triste-De la bidalga piedad de la nobleza. [za, CEILAN.

Quién eres ?

MELCHOR.

Un cristiano, que la suerte Me sacó de los brazos de la muerte A ponerme en tus manos.

CEILAN.

De qué modo?

MELCHOR.

Siendo preciso referirlo todo, Saber no quieras mi suceso triste.

CEILAN.

Pues ¿ cómo estás aqui, y a qué viniste? MELCHOR.

Traido del destino.

CEILAN.

¿ De qué suerte?

MELCHOR

Aunque sé que à piedad ha de moverte, No quiero ser prolijo en referirlo.

CEILAN.

La extrañeza de verte obliga á oirlo. Dilo, pues.

Mira que es el escucharme...

CEILAN.

Qué puede ser?

MELCHOR. Empeño de ampararme.

CEILAN.

Noble soy.

MELCHOR.

Eso anima lo que emprendo.

Prosigue pues.

Escucha.

CEILAN.

Ya te atiendo.

MELCHOR

De mi heróica patria, España, Valiente africano, á cuyas Nobles piedades veneran Las sombras de mi fortuna, Buscando un fiero enemigo. Sali en vano, pues se ocultan Para durar en mi pecho Providencias de mi injuria Robôme una hermana aleve, Engañada de su industria. Si el amor no roba al alma La parte que mas la ilustra Siguiendo esperanzas vanas De mi venganza en su fuga, A romper del mar soberbio Llegne las ondas profundas, Y viendo de mis afrentas Tan parcial á la fortuna, Para tomar un estado Que honrosamente la supla, Fuí à aquella ciudad insigne Que de siete montes junta Los altos robustos cuellos A su imperiosa coyunda, Y del Pontifica Coyunda, del Pontifice Sumo Recibi con pompa augusta La mas sagrada corona Que hace deidad absoluta; Con cuyo poder, del pan Trasforme la especie pura Con cinco palabras solas, En todas las glorias juntas. Con tan alta dignidad, Por llevar de sus angustias A un padre anciano este alivio . Que en su deshonra las lluvias De sus ya eclipsados ojos Desmoronaban difusas Por la viviente muralla La barbacana caduca, A repetir del mar fiero Volvi las sendas incultas: Y cuando aliento me daban Sus tranquilas ondas surtas, Comenzando à tíbios soplos De un asta la horrenda furia, Convocó gigantes olas Contra las estrellas puras. Salió alterado nocturno A la campaña cerúlea, Y para asaltar al cielo Se armó de torres de espuma. La igual superficie undosa Se abrió en cavernosas grutas , El viento en ellas bramaba, Deshecho en ráfagas turbias; Y la nave, entre el horror De la batalla confusa, Naciendo y muriendo al riesgo,

Ya era sepulcro, ya cuna; Ya entre ellas la gavia toca, Ya arenas la quilla surca, Ya arenas la quilla surca, Y del sol y el mar á un tiempo Se vió elevada y profunda. Encendida y apagada En los rayos, en la espuma, Turbó el temor los alientos, Creció el peligro la duda. La ambicion despreció el oro, Y aun no obligó a la fortuna, Porque el furor de las oias, Cifrando el impetu en uña, Le dió la nave á un escollo, Cuyas irritadas puntas, De verse della azotadas, Se la volvieron agudas Se la volvieron agudas A la cara, hecha pedazos, En venganza de su injuria. Cubrióse el mar de despojos, La gente entre ellos fluctúa, Cuál à una tabla se abraza, Cuál à una tabla se abraza ,
Y cuál en vano la busca ,
Cuál cierra al horror los ojos ,
Abriendo el pecho à la augustia ,
Cuál à la media palabra
La voz y el alma pronuncia,
Y cuál por valerse de otro,
Ambos la muerte apresuran ;
Que donde es tanto el conflicto ,
Que el mismo remedio turba ,
Mas mueren en su defensa
Que del daño que rehusan .
Yō de entre tantos naufragios ,
Por altas causas ocultas , Por altas causas ocultas, En una tabla á esta playa Sali à la clemencia tuya, Contra la furia del viento, Que, segun violencias suyas, Venci; librarme en tus manos Tiene providencia alguna. Esta mi desdicha ha sido, Esta su crueldad injusto; Pero si en ti hallo socorro, Si en tu rigor piedad usas, Si su inconstancia desmientes, Si de un rendido no triunfas, Contento harás de mi pena, De mi desdicha ventura, Bonanza de mi tormenta, Y contra mi estrella dura, Porque cuando el mundo todo Rinde á su fiera coyunda, De mas que hombre se acredita Quien revoca la fortuna.

Suspenso, español, escucho, Mas tu temor asegura; Que en mí...

voces. (Den tro.)
El bruto se despeña;
Desbocado va sin duda.

Señor, ¡extraño peligro!
Por las malezas incultas
De aquel monte, la cristiana
Va con indómita furia
Precipitando el caballo.

Qué dices? Todos acudan A socorrerla al instante; Mi vida el bruto aventura. Seguidme todos, seguidme. (Vanse.)

MELCHOR.

¿ Qué es esto, cíclos ? Qué dudas, Qué zozobras , qué peligros Tan extraños me atribulan? Solo he quedado ; ¿ qué haré? Sin duda el ciclo procura Mi libertad desta suerte.
Aqui de ramas confusas,
Que apenas el sol penetra,
Miro una larga espesura;
En ella encubrirme quiero;
Que si es esto piedad suya,
Del mar llegara entre tanto
Quien me socorra y la cumpla. (Vase.)

Salen EL CAPITAN y EL SARGENTO, de cautivos, y BEATRIZ, y cae por enmedio del tablado DOÑA ISABEL, abrazada con una cruz quebrada.

GAPITAN.

Ya en vano es nuestro desvelo.

BEATRIZ.

Id todos à remediallo.

SARGENTO.

Precipitado el caballo.

Gran dolor!

Gran dolor:

DOÑA ISABEL. ; Válgame el cielo! CAPITAN.

Llegad todos.

Ay de mi!

Albricias, cielos; ¿qué he oido?

No os turbeis ; que aunque el sentido Con la violencia perdi , De aquel repecho advertida, Deste palo me vali , Que aunque le arranqué tras mi , Hizo menos la caida . Mas ¡ay Dios!

¿Qué has extrañado?

Una cruz es, que fijó La piedad cristiana; yo, Rompiéndola, la he quitado. ¡Ay de mí, que fiel testigo De mí culpa viene á ser!

CAPITAN.

¿Qué miras en ella ?

DONA ISABEL.

Mas señas de mi castigo;
¿Yo, cuando me precipito,
Rompo esta cruz escondida?
¿No acaso los de mi vida
Agravo en este delito?
¿Yo à Dios un triunfo le quito,
Estando en estado tal?
Ciclos, indicio es fatal;
Que aunque, por ser unestra luz,
Esbuena señal la cruz.
Romperla es mala señal.
Palabra de esposo di
A Cristo, y se la quebré;
La cruz el tálamo fué
Que à este triunfo apercebi.
Yo la he rompido; ay de mi!
Con este caso horroroso.
Accidente es misterioso;
Que es propio que à su despecho
Deje el tálamo deshecho
Quien ha ofendido à su esposo.
Yo le ofendi, y me embarqué,
Ciega, en el mar de mi horror,
Y en las velas del amor
Herir el viento dejé.
Pues ¿cómo agora saldré
Del golfo en que estoy metida,

Aunque, de la fe advertida,
Al punto la nave acierte,
Si por quedarme en la muerte
Rompi el árbol de la vida?
Esta era la última seña
Que aquella peña guardó
De la fe; la borro yo,
Mas dura que aquella peña.
¿Qué será de mi, si empeña
El cielo mi culpa asi?
Qué espero, si lo que alli
Se reservó, aunque crueles,
De tanta turha de infeles,
No se reserva de mi?

CAPITAN.

¡Que así viniese yo á verte
Una vez que llego á hablarte.
Cuando há tanto que aun mirarte.
No me ha dejado mi suerte!
Bella Isabel, ¡qué rigor!

¿Tu de mi amor olvidada?
Tú de un infiel festejada
Y tan atenta á su amor?
Tú ¿en qué te puedes rendir.
Empeñando su poder.
Y yo pudiéndole ver.
Sin que lo pueda impedir?
¿ Qué fineza no has debido
A mi afecto desdichado?
Qué culpa ó qué desagrado
Tu mudanza ha merecido?
Y si no, agora, que hablarte
He podido sin recelo,
Da á mi desdicha un consuelo,
Lógrame el bien de mirarte;
De tu labio...

BOÑA ISABEL.

No prosigas,
Causa de todos mis males;
Tú me has puesto en trances tales;
Déjame pues, no me sigas.
Que por ti lloro, por ti
À Dios y á padres deje,
Mi sangre y casa afrenté,
Mi patria y honra perdí.
En tu rostro miro escrito
Mi error, mirarme no intentes;
Véte, no me representes
La fealdad de mi delito.

Detente, espera, Isabel.

¡Ay triste! Don Lope , advierte Que viene Ceilan , y à verte Pueden llegar.

Qué cruel!

Asi te vas?

DOÑA ISABEL. Me retiro

De ese error.

¡ Qué dicha fiera! DOÑA ISANEL.

No me detengas.

Espera.

Sale CEILAN y ALGUNOS MOROS, y van al Capitan, que, porfiando, tiene de la mano á doña Isabel.

Aqui està. Pero ¿qué miro?

Ay ciclos! ¡ Fuerte ocasion!

Pues dime, ¿con qué intencion, Cristiano, te hallo así? Señor... (Ap. En vano ;ay de mi! Resisto la turbacion.) CEILAN.

¿Qué dices?

Su intercesion Con el favor procurando, Asi la estaba rogando Que me templase el rigor Del trabajo y la prision Tan rigurosa y tan dura, Pues à tu amor su hermosura Merece mas atencion. Y queriéndose excusar Me obligó en mi afecto triste A hacer la instancia que viste

CEILAN.

Pues, vil cristiano, atrevido, ¿Tú á locar osas su mano, Cuando yo lo intento en vano, De su decoro vencido? Tù con tanto atrevimiento Remedio à tus males das? Pues á mis plantas tendrás Alivio de tu tormento.

La fuerza de mi pesar.

CAPITAN.

Mis pesares considera. CEILAN.

Selle la tierra tu labio. Vengue este ultraje el agravio De tu ignorancia grosera.-Llevadle.

CAPITAN. Rigor esquivo ! CEILAN.

Y ponedle desta suerte En una cadena.

Advierte Que soy noble, aunque cautivo.

CEILAN.

Llevadle.

Tu intercesion, Señora, me ha de valer.

DOÑA ISABEL.

Qué intercesion te he de hacer, Estando yo en la prision ?

CEILAN.

Qué te detienes, villano?-Apartadle à mi furor.

Ya te obedezco, Señor. Oh rigor fiero, inbumano! Tal ingratitud se vió? Mas, siendo mujer instable, Mas que en ser ella mudable, Yerro en admirarme yo.

(Llévanle d empellones.)

DONA ISABEL. Sufra rigor tan cruel, Y en una dura cadena Vengue su afrenta mi pena, Pues la padezco por él. CEILAN.

Ahora, cristiana bella, Da albricias à mi deseo, Pues ya sin riesgo te veo; Y si el rigor de mi estrella Las finezas de mi amor Con accidentes impide, Tù con mis afectos mide La dicha de tu favor. El festejo prevenido A divertir tu pesar Te le ba venido à aumentar.

DONA ISABEL. Señor, ¿con qué ha merecido Una humilde esclava tuya Favor que pagar no puedo ?

CEILAN.

Debiendo finezas quedo A mi amor, violencia es suya; Y si tu pecho obligado Corresponde à lo que quiero, Una corona hoy espero. Que el gran Señor me ha mandado. Solo este triunfo desco, Porque si vengo tu enojo, Sea à tu planta despojo Lo que à mi afrenta trofeo. Lo que a mi arenta troleo. Si aspiras à la riqueza. Consagraré, aunque te agravia, Todo el tesoro de Arabia Al cuello de tu belleza. Cuanto del indio crisol, Haciendo al mundo la salva, Congela en conchas el alba, Grana en arenas el sol; Grana en arenas el sol;
Y porque logres mas medras,
Al mismo sol le daré,
Pues en tu mano pondré
Todas sus luces en piedras.
El rubí, que en ti vencido,
Mas fino le harás agravio. Pues, de afrentado, en tu labio Se pondrá mas encendido; Y lo que mas es, un rey, Que esposa suya te llame No mas de que se le aclame Tu amor, dejando tu ley.

¿ Yo mi ley? ¡ Cielo divino! ¿ Qué superior persuasión Tiene una infeliz razon , Que à ella forzada me inclino? Yo de tan indigno amor A las linezas me obligo? Oh pensamiento enemigo! Miente tu ciego furor. Pero quien tantos errores Cometió en sola una accion, Qué duda en este, si son Aquellos casi mayores? Aquellos casi mayores?
Glelos, yo me precipito;
Porque no está, aunque se ofusca,
Léjos de hacerle quien busca
Disculpas à su delito.
Mas si yo le cometiera,
Ya ¿ qué pudiera perder,
Si lo mas perdi en hacer?
¡ Ay de mi! ¡ Desdicha fiera!
Dudé; ya esto es otorgar
En parte; que al discurrir,
La mitad del consentir
Se supone en el dudar. Se supone en el dudar. De las tres potencias, dos Ya de su parte ver llego, El entendimiento ciego Y la memoria sin Dios. Pues sola la voluntad

DONA ISABEL.

CEILAN.

¿Qué dices?

Nace la facilidad !

DOÑA ISABEL. Ay triste! Està, Señor, con un sentimiento Tan confusa mi memorla, Que en mi no puedo volver.

Qué resistencia ha de hacer,

Sin mi estoy; ¡ ob pensamiento! Déjame , déjame ya.

luando della en la mujer

CEILAN. No ha de bastar mi poder Para tan poca victoria? —

Llamad mis músicos todos, Resuenen sus instrumentos, Y la caja à los acentos Alegren por varios modos.

ZULEMA.

Ya, de tus damas seguidos, Un vistoso alarde haciendo, Llegan aqui, suspendiendo Los ojos y los oidos.

Salen, cantando y bailando, TOBAS LAS DAMAS, de moras, YNARANJO delante, tambien de moro.

DAMAS. (Cantan.) Mambra niña, goza ya Torqui , A la niña roya velaroriri. NARANJO.

Zac, Melec. Si esto alguna Gracía ha tenido, Señor, Yo he sido el compositor Desta música perruna; Que me ha costado mil guerras De ensayar á cada mora Este tonillo, y agora Le cantan como unas perras.

CEILAN. Suplen, pues, hoy tus acentos Del clarin la prevencion Para la caza , pues son Alegre iman de los vientos.

NABASIO.

Pues no espereis mas aqui; Que hácia las redes he oido Entre las ramás un ruido, Y es sin duda un jabali, Que le he olido por tocino En la sarten del deseo.

CEILAN. Yo ya en el rumor le veo; Alegrarte ast imagino,

La flecha y el arco toma, DONA ISABEL.

Precepto tu gusto es.

NARANJO.

Muera el cochino , pues es Enemigo de Mahoma,

CEILAN. Seguid su brio gentil; Que yo aquí le he de esperar.

NARANJO. Si le mato, he de colgar En la mezquita un pernil.

DONA ISABEL.

Aunque aquesta traza es vana . Por obedecerte iré.

( Vanse los cristianos.)

CEILAN.

A suerte feliz tendré Que le mate la cristiana. ZULEMA.

Ya le van haciendo el cerco: El verle será ventura, Por ser tanta la espesura.

NARANJO. (Dentro.) Hácia aqui, pues, anda el puerco. Tiradle ; que entre las hojas Se encubre de aquellos olmos.

BOÑA ISABEL.

Ya le he tirado.

Sin duda Le acertó ; que hácia nosotros Se viene arrojando, herido.

Sale MELCHOR DE ACEVEDO, herido con una flecha, y cae à los piés de Ceitan.

MELCHOR. Valedme, cielos piadosos!

CEILAN. ¿ Qué es lo que miro ?

MELCHOR.

Ay de mi!

CEILAN Hombre ó bruto, habla.

MELCHOR.

Si logro

Vuestro socorro, si haré. CEILAN.

No eres tu ...

MELCHOR. Queriendo librar (; ay triste! Con el alma el habla arrojo) La libertad, ha perdido La vida de aqueste modo? Secreto suyo es, mas ya Falta el aliento forzoso. La mucha sangre que pierdo . Pluguiera al cielo, que invoco, Que, ya que muero entre infieles , Fuera por la fe que adoro.

CEILAN. Extraño caso! el cristiano Que hoy vi en la playa solo Es este. — Llevadle luego, Procurad los medios todos Para remediar su vida, Aunque va en él caben pocos.

MELCHOR. Si él lo quiere, sera en vano, Si no es del cielo el socorro. (Llévanle.)

Salen LOS CRISTIANOS.

NABANJO. Aquí sin duda cayó. DONA ISABEL.

¿Dónde está?

CEILAN. Vuelve los ojos; Verás la fiera que has muerto, Que alli le lievan en bombros. Un sacerdote cristiano, Que, escondido entre esos troncos Por extraño acaso estaba, Has herido deste modo. Mira quien son, pues por fiera Este muere entre nosotros.

Que lo dije!

NARANJO. DOÑA ISABEL

¡Ay de mí triste! Yo a un sacerdote sagrado Sacrilega flecha arrojo? Yo á Cristo, en vez de una fiera, Barbaramente me opongo ? ¿ Qué es esto, cielos ? qué es esto ? Vo en cuantas acciones obro, Contra Dios son los efectos; Si los dudo y si los noto, Iras suyas son sin duda, Y yo, cayendo en su oprobio, Pojada estoy de su mano. Ay de mi! en vano lo lloro; Yo le dejé, y él me deja. Precisos indicios toco De mi desesperacion : Dejadme, dejadme todos, U dadme la muerte.

Espera.

DONA ISABEL. A tus piés, Señor, me postro; Como esclava vil me trata, Sienta el ultraje afrentoso Del cautiverio mi vida, Maltrateme à mi del modo. Pues lo merezco mejor, Que lioran siempre los otros; Pise tu planta mi boca, Fijense al suelo los ojos Sufra mi pecho el castigo, Y no mis brazos el ocio. Véngale al cielo, pues te hizo Instrumento de si propio, Para tomar por tu mano Su venganza en mis oprobios.

CEILAN.

Levanta; que en vano intentas Con tu despecho mi enojo; Si á mi amor mas piedad haces Con esos mismos ahogos, Mas me enamoras.

> DOÑA ISABEL. ¿Qué dices?

CEILAN. Que mas rendido te adoro.

DOÑA ISABEL. Que no has de lograr mi ruego?

CEILAN. Con afectos amorosos.

DOÑA ISABEL. Que has de proseguir tu empeño?

CEILAN. Pasará de amor à asombro.

DOÑA ISABEL. No es posible que le olvides?

CEILAN. Sin término lo conozco.

DOÑA ISABEL.

Pues, cielos, ya yo he perdido La esperanza con vosotros. Esa me pudo enfrenar; Mas ya que à fuerza de todos Mis delitos no la alcanzo , No he de ser de tantos modos , Ya que soy ingrata al cielo, Al bien que en ti reconozco.

CEILAN. Pues ¿ qué intentas ?

DOÑA ISAREL. Resolverme ...

CEILAN.

¿A qué?

DOÑA ISABEL. A ser tu esposa. CEILAN.

¿Como?

DOÑA ISABEL.

Dejando á Dios. CEILAN.

¿ Eso afirmas? DOÑA ISABEL.

Ya no espero su socorro. CEILAN.

¿Qué dices?

DOÑA ISABEL.

Que haciendo aquí Testigos para su abono
Al cielo, al mar y á la tierra,
Hombres, fieras, montes, troncos,
Digo que, ciega y osada,
A Cristo y á su fe olvido,
De la verdad me despido, Precita y desesperada:

Y pues ya estoy condenada , Sacra Justicia , por vos, Bórrese de entre los dos De mi gloria la memoria . Guárdese el cielo su gloria , Y quédese Dios adios.

CEILAN.

Ahora llega á mis brazos. BEATRIZ.

¡Cielos, que errores! NARANJO.

Aturdido estoy de oirla.

DOÑA ISABEL.

Ya soy tuya.

CEILAN. Ya te adoro.

DOÑA ISABEL. Celima soy, no Isabel.

CEILAN. Al mundo tendré envidioso; Alabad todos mi dicha.

DOÑA ISABEL.

Publicad mis voces todos. CEILAN

Pues vamos donde celebren Mis triunfos por venturosos.

DOÑA ISABEL. Vamos donde en alegrias Se truequen tantos abogos.

CEILAN.

Gané al mundo.

DOÑA ISABEL. Perdí el cielo; Pregone el clarin sonoro De la fama que desde hoy La renegada me combro De Valladolid, que à Dios Perdi el temor y el decoro.

(Vanse.)

## JORNADA TERCERA.

Sale NARANJO, solo.

Siendo mal cristiano, puedo Ser moro al menor vaiven, Pues, Naranjo, asirte bien A las aldabas del Credo. Si reniego y me aventuro A volver a España , alti No harán comedia de mi , Pero auto, yo lo aseguro. Entre tanto familiar, Qué será, si se repara. er á Naranjo con cara De sentenciado à quemar? Verme aqui ya encorozado, Y en dia claro, es forzoso, Pues, segun es de dichoso, Nunca le llueve à un quemado. Habrá aquel dia en mi alarde Turroneras y limeros, Mucha gente y seis cocheros Descalabrados; ¡gran tarde! No se vera el diablo en eso; El sambenito y la llama Quédense para mi ama, Que es renegada profesa. ¡Qué bien le probó Bujia! Como yo soy bachiller Por Huesca , ella viene á ser Probada por Berberia.

Notable ha sido su estrella, Pues teniendo el órden ya Del gran señor el Bajà, Hoy se corona con ella. Unas coplas de su historia Compuse, y he de tratar, Para podellas cantar, De tomarlas de memoria; Y si me doy buena maña, Y voy imprimiendo pliegos, He de comer con los ciegos Cuando Dios me lleve á España; Pues ya el viaje prevengo, Llevandome al Capitan, Si engaño bien a Ceilan Con el hábito que tengo. Que parezca por mejor Me otorgo al ruego primero El motilon, compañero De aquel padre redentor. Naranjo, bien disimulas.

(Tocan.) Mas va festivas señales Dan trompetas y atabales, Pues por Dios que no son bulas.

Tocan trompetas y atabales, y por una parte EL CAPITAN DON LOPE y los que pudieren, de esclavos, con almohadas, que pondran sobre el trono algo levantado, y por la otra, monos DE ACOMPAÑAMIENTO, Y DOÑA ISABEL. en traje de mora.

CEILAN.

Pues con tantas evidencias, Para crédito n:ejor, Han confirmado tu amor El tiempo y las experiencias, Esta corona que gano Te ofrezco, aunque bubiera sido La que Arabia ha producido Para el turbante otomano.

DONA ISABEL.

Ya que amor nos proporciona, Merceiendo que igualmente Alumbre mi humide frente Los rayos de esta corona, A tal dicha agradecida, Treguas con mi pena haré.

CEILAN.

Qué pena habra, que no esté Entre los dos repartida? DOÑA ISABEL.

Parte en el pesar no alcanza Quien es mi esposo y mi dueño.

CAPITAN. Es esto verdad, ó sueño? En tal amor tal mudanza? Pero de ver no me asombro Rota la fe de los dos, Pues mujer que niega à Dios, No es mucho que olvide à un hombre.

No quede en prision alguna Nadie que tu esclavo sea , Que no salga donde vea El triunfo de tu fortuna. Dejen los mas olvidados Su habitacion tenebrosa, Y alégrete el ser dichosa Entre tantos desdichados. Cuantos hoy tu suerte espera Sean aplausos felices, Siendo à tus plantas matices Que hordó la primavera.— Cubrid el suelo, cristianos, Celebrad su dicha asi.

DONA ISABEL. Son aspides para mí Flores que cortan sus manos.

NABANJO.

¡ Qué zarazas tau bien dadas! Llèveme el diablo con bien A España, aunque alla tambien No hay falta de renegadas. Pues cualquiera dejará Pues cualquiera dejara Por otro el galan que tiene, Y todas con el que viene Reniegan del que se va. Mas obre mi diligencia, Porque mi embuste se acierte.

DOÑA ISABEL. Vosotros turbais mi suerte, No estéis mas en mi presencia; Que con airados enojos, Despues que en nuestra eleccion Opuestas las leyes son, Os aborrecen mis ojos

CAPITAN. (Ap.) Ah, cómo el Juez infinito Quiere que el castigo dé La misma causa que fué Instrumento del delito! Pero mi noble osadia Vengar con su muerte piensa, En primer lugar la ofensa Del cielo, y despues la mia.

(Vanse los cautivos)

DOÑA ISABEL.

En ciertos estorbos vanos La imaginacion tropieza; Causan mi nueva tristeza Esos esclavos cristianos. Y aunque pequeño y leve el fundamen Turba mis glorias, borra lus empresas. Cuando nos temeaquel y este elemento, Cuando sigo la ley que tú profesas, Cuando por mi cuidado y por tu aliento, Siendo reliquias de cristianas presas, Barados pueblan la morisca playa Los pinos de los montes de Vizcay De aquella gruta en enyo obscuro olvido Algun misero esclavo preso asiste, Suele arrancarse un racional gemido, Por mas que el duro centro lo resiste, Pues trabajosamente conducido, Busca para salir el eco triste, Por alguna rotura ó quiebra poca Pasaje en las entrañas de la roca. Su querella, en mi oide resonando, Al paso que me irrita, me counueve, Me recuerda, si apelo al sueño blando, Si alegre estoy, à mi placer se atreve, Si canto de mi amor las dichas, cuando La noche calla, el aire no se mueve, Y quieto el mar con suspension serena, Descanso en el regazo del arena Al medir con la voz el instrumento , Aquella pena repetida en vano Es lazo articulado de mí acento, Y estorbo entre las cuerdas y la mano, Y dilatada en la region del viento, Sea pavor ó sea afecto humano, Poco à poco parece que se aleja De mi atencion la perezosa queja. [do ¿Que mepersigues? si en mi nuevo esta-Ya has el nombre cristiano aborrecido, La suerte en este ser me hatransforma-

Del otro aun las memorias he perdido, De un padrey de un hermano aun no ha [dejado

Señas el tiempo en mi, la patria olvido, Que si me deshereda ò si me infama, Hija adoptiva me llamo la fama Pues no husquen piedades halagueñas En mis oídos, siendo imitadores

De los pasos que escudan á esas peñas. Crespos de piel, manchados de colores. Y porque goce originales señas, Ya que la copia soy de sus rigores, Este clamor feroz, como á leona, Parece que me-aplica la corona.

CELLAN:

Pues vén al regio sitial , Ya que tu suerte lo quiso ; Pero ¿ cómo esos cristianos (Tan gran descuido es delito), Para que pueda subir A su asiento, no ban traido La prevencion necesaria? Sirvan de alfombra ellos mismos, Por pena á su inadvertencia. – De tantos como han salido De esas grutas, un esclavo Traed.

Llégese ZULEMA al paño, y saque del brazo à MELCHOR, miserablemente vestido de esclavo, con cadena.

ZULEMA.

Entre los que miro, El que está mas cerca es este.

CEILAN.

Pues asi te facilito La subida. - Derribad Ese animado edificio. Para que ponga las plantas Con imperioso dominio Celima sobre sus hombros.

(Derribante en el suelo.)

MELCHOR. ¡Que despues que preso vivo Tantos años há , este ultraje Sea mi primer alivio!

No te acuerdas de la caza . En que equivocaste el tiro? Pues este e el sacerdote Que hirió tu flecha, y yo mismo, Segun le ha trocado el tiempo, Desconocerle he querido; Pisa su cerviz, ¿qué aguardas?

DOÑA ISABEL.

Harélo, ya que me has dicho Quien es, por desprecio suyo. Mas, cielos, ¿cômo retiro Mis pasos? Parece que hallo Mas dificil el camino; Assaulta e Cammo, Si hace repugnaucia en mi La dignidad de su oficio? Gon la ley perdi el respeto; Vanidad y aplauso mio . El pisar su frente à aqueste Por segundo triunfo elijo; Mas tropecé en mis intentos.

(Tengale Ceilan.)

CEILAN.

Lograrlos será preciso.

DONA ISABEL.

No se logren de esa suerte Alza del suelo, cautivo; ¡Qué bien digo yo, cristianos, Que con vuestra vista impido Mis dichas! No ofenden tanto Los ojos del basilisco.

No pisa, no, huella humana Sobre carácter divino . Que es mi autoridad sagrada . Y soy, cuando lo ejercito . Entre Dios y el hombre un medio, Pues ni yo por su ministro

Me igualo con Dios, ni el hombre Puede igualarse conmigo.

DONA ISABEL. Pues ast batir tu estado Quiero.— Señor, yo te pido Dilates hasta mañana Mi aelamacion; que, en castigo Deste soberbio, pretendo Lograr heróicos designios.

CELLAN

Todo à tu voz se sujeta.

DOÑA ISABEL. Pues en mas público sitio, Para mayor vituperio Suyo, domar solicito Suyo, domar solecto Esta cristiana altivez; Y por mas afrenta, él mismo Ha de ir llevando el caballo En que yo imite el estilo De aquellos triunfales carros De romanos y de egipcios.

MELCHOR. Mas rigores buscais, cuando Ha tanto tiempo que habito Ese obscuro centro, adonde Arrastro el peso prolijo Destos hierros, no ignorando Metal del discurso mio?

DONA ISABEL. Agradece à tu fortuna Que la luz del dia has visto.

MELCHOR.

Ese, que es consuelo en todos, Me sirve a mi de peligro; Que viene à ser en aque Que entre sombras ha vivido, Para ciega diligencia Ver del sol los rayos limpios, Pues, de puro noble, pasa A ser daño el beneficio. Ay infelice de mi!

DOÑA ISABEL. Y esas deben de haber sido Las que escuché; hasta sus quejas Tienen imperio conmigo.

MELCHOR. (Ap.) Que un padre mismo engendrase Dos extremos en dos hijos! De mi pecho la obediencia De aquella hermana el delito.

DONA ISABEL. Qué es lo que entre ti pronuncias? MELCHOR.

Aun te ofende el referirlo.

DONA ISABEL.

Dilo, esclavo,

MELCHOR. Pues haz cuenta Que asi lo callo y lo digo. Regó fecunda campaña Denso vapor, que propicio, Con providencia del mayo, Dió abundancias al estio. Fué una propia y útil boda La lluvia, mas no el distrito O la heredad, mas los frutos Variamente producidos Y desconformes brotaron De una influencia y de un sitio; El uno en granadas mieses Puntual y agradecido, Y en abrojos y malezas . Otro obstinado y remiso. Este creció provechoso, Y aquel, aunque en su principio Dió fértiles esperanzas, Mal inclinado, previno Amarga inútil cosecha; Que, olvidando el heneficio De la nube contra el aire, Tan favorable y propicio, Arrojó viciosas puntas, Que ingrata y estéril quiso Pagarle al cielo en espinas La deuda de haber nacido.

DOÑA ISABEL. (Ap.) O es frenesi de su pena, O enigma que no descifro.

¡ Qué suspensa está , llevada De sus discursos prolijos!

DOÑA ISABEL.

Mónstruo de paciencia raro... Parece que ha enmudecido. -Hombre...—A mi voz no responde. — Esclavo...—En vano le animo.

¿Cristiano?

MELCHOR. Señor.

DOÑA ISABEL.

Al nombre De cristiano has respondido, Y al de hombre, mónstruo y esclavo Tu labio estuvo remiso.

MELCHOR.

De hombre, esclavo y mónstruo tres Nombres me ha dado mi suerte; Dicen que el término es muerte, Y el de cristiano aun despues De morir; yo muerto estoy, Segun los indicios doy En lo que sufro : y asi, Me olvido de lo que fui, Y respondo á lo que sos De aquel naufragio violento Libré ningun bien humano, Solo el nombre de cristiano Del mar saqué à salvamento. Y esta en el fiero elemento Deuda fué, que piedad no: Pues, por mas que me arrojó De todo pobre desnudo, Quitarme ella no pudo Lo que ella misma me diò.

DOÑA ISABEL.

¿Tanto estimas ese nombre?

MELCHOR.

El guardarle aqui es preciso Prenda que entregó la fe; Fuera mayor el delito Si en Africa se perdiera

DONA ISABEL. (Ap.) Ay de quien calla! Que avisos Parecen, y no los quiero Y ni vanamente oirlos, Pues cada acento en su labio Es una flecha en mi oido.

MELCHOR.

Mira...

CEILAN. Postrado bas de darla Tu disculpa.

MELCHOR. Ya me humillo

A sus pies.

CEILAN.

Besa la tierra

Que pisan.

MELCHOR.

No es permitido En mi adorar planta humana.

La corona que apercibo Para su frente la ilustra.

MELCHOR. Yo poseo, por mi oficio, Otra corona, que goza Menos temporal dominio.

CEILAN.

Vil esclavo, ¿ contradices Mi gusto?

Inventa martirios; Que yo solo el pié venero Del gran vicario de Cristo.

CEILAN. Desta suerte.

(Arrojale.)

DOÑA ISABEL. No le ofendas. CEILAN.

Pues ¿tú estorbas su castigo? DOÑA ISABEL,

Cualquier miserable estado, Piadosamente atractivo, Tiene virtud de llamar El favor hacia si mismo.

CEILAN.

Pues volvedle à su prision. MELCHOR. (Ap.)

Serà su rigor alivio, Si el cielo quiere que tenga Puerto en los naufragios mios.

CEILAN. Y tú de aquestos jardines Pisa los cuadros floridos, Mientras yo sigo tus pasos.

DONA ISABEL. (Ap.) Cielos! saber determino Por qué confusa me dejas.

CEILAN.

Guardas, haced vuestro oficio. (Vanse llevando à Melchor à empnjo-nes, y queda sola doña Isabel, pa-seándose por el tablado.)

DOÑA ISABEL.

A este sitio gigante de la playa, A este situ gigante da pieta, Aunque sin voz, maritima atalaya, Fundo en las peñas, que sepultan vivos, Siendo albergue de miseros cautivos, Salgo á ver siempre el mar, ya enferoz

[guerra, O ya sereno espejo de la tierra. Ah monstruo ajeno de firmeza alguna, Qué de rostros mudaste á la fortuna! Que de l'estros mudaste à la forma-Ceilan, con experiencia De las distancias que midió la ciencia, Hácia la parte donde muere el dia Me advierte que está España, patria Emia-

Dijemal , que el que fué infeliz, infiero Que en su naturaleza es extranjero. La dicha espatria del que à bablarla vie-

Cualquiera nace allá donde la tiene; Mi esposo es de la gran casa otomana, Con que logró un principio venturoso;

Pues, cielos, si no tengo el fin dicho-MELCHOR. (Debajo del tablado, haciendo ruido de cadenas.)

¡Ay de mí!

DONA ISABEL.

Ya me turba el triste acento, Parece que entendió mi pensamiento; Mas quejas de un cautivo escucho vano, Mas quejas de un cautivo escucho vano, Vuelva el discurso à proseguir ufano. Pues, cielos, si al presente bien no aña-Ver felices los fines de mi estado, [do Me quejaré de vuestras luces bellas, Pues son segundas causas las estrellas; Pero será, pues sus efectos guia, Norte para acertar...

WELCHOR. Wirgen Maria!

BOÑA ISABEL.

Segun atenta he notado,
Parece que ha respondido
La voz con otro sentido,
Bien léjos de mi cuidado.
De aquel que injuría la suerte
Esta es la estancia escondida,
En donde pasa una vida
Tan parecida à la muerte;
Diera por examinar
Deste esclavo el sentimiento...
Pero un descuido à mi intento
Ayuda, y se ha de lograr;
Que el que las tareas lleva
Y el remo à estos desdichados,
No echó los fieros candados
Al postigo desta cueva.

(Abre ella misma un escottilon del tablado.)

¡Ah del centro adonde el puro Rayo del sol llega en vano! MELCHOR.

¿Quién llama?

DOÑA ISABEL.
Infeliz cristiano,
Sal de aquese albergue obscuro.—
Ya sube mas alentado
Por la escala que la peña
Cavada en si misma enseña.

Sale MELCHOR por el escotillon, sin cadena.

Ya á tu presencia he llegado.

No temas.

MELCHOR.
Mi mal recelo.
DOÑA ISABEL.
¿Por qué, cuando he sido yo
Quien la cadena mandó
Quitarte?

MELCHOR.
Páguelo el cielo.
DOÑA ISANEL.
¿Tú solo aquí has habitado?

MELCHON.
Otro hay abajo, que suele,
Cuando el duro esparto muele,
Cantando aliviar su estado.

noña Isabet.
En la mayor aspereza
Cualquier cantivo consiente
Alivio; tú solamente
No le ballas en tu tristeza.

MELCHOR.

La esclavitud no ha causado
Mi dolor.

Este no ha sido

Tu mal?

No es el padecido. Doña ISABEL.

Pues ¿ cuál?

MELCHOR.

El imaginado.

Que vive el alma no ignores,

Cuando en ella estàn librados,

Mas sensible en sus cuidados

Que no el cuerpo en sus dolores.

Pertenece al sentimiento

El daño actual que ves,

Y el que imaginado es,

Le toca al entendimiento.

Los hierros con que el rigor Tiene un esclavo oprimido Se quejan, y el ser oido Sirve de alivio al dolor; Y así, mas estoy sintiendo En el Argel de una pena La imaginada cadena Que se arrastra sin estruendo.

Dolor de tal calidad , Gran causa es bien se aperciba.

MELCHOR.

Tan grande es, que en ella estriba El perder mi libertad; Y mi patria, dulce nombre, Segunda madre, pues ya Que no le engendra, le da Ley y costumbres al hombre.

De muy poco afecto fué
Esa utilidad en mí;
Las costumbres las perdi,
Y la ley no la guarde,
Nadie, aunque mude de estado,
Pone su patria en olvido.

NELCHOR.
Ya es consuelo haber perdido
La mia, pues he notado
Que el cielo no me volvió
Adonde ya se sabia
(¡Ay triste!) la afrenta mia.

DOÑA ISABEL.

Yátí solo te tocó?

MELCHOR.

Antes à ser mancha llega De muchos ; que una deshonra , Como es cancer de la honra , Por el contagio se pega.

DOÑA ISABEL. (Ap.) Su deshonra en su tormento! ¿Cuál seria la que yo Causé en mi sangre?

MELCHOR.

El que dió

Mas muestras de sentimiento Fué mi padre; digna accion De pensamientos altivos, y aunque há tantos años, vivos Represento en mi atencion Su pesar, su desconsuelo, Aquella vejez llorosa, Aquella inquietud honrosa, Aquel mirar siempre al cielo. Pues ya, como anciano estaba, Sintió el honor que perdia, Aun mas que yo, porque habia Mas tiempo que le guardaha; Rendido al dolor impio, Murió; mi suerte lo ordena.

DOÑA ISABEL.

(Ap. Si mata à un padre una pena,
Lastima teugo del mio.)

¿Y quién la causa previno
De afectos que tanto obraron?

MELCHOR.

Un extremo, que engendraron La imprudencia y el destino; Una... pero aquí es preciso No infamarla, que es mujer, Y segun llego à entender, Parece que darlas quiso Decoro naturaleza, Ya que las dió imperfeccion, Pues con nuestra estimacion Desagravia su flaqueza.

DOÑA ISABEL. (Ap.)
A sentir su mal me obligo;
Memorias, no me turbeis.

MELCHOR. (Ap.)
Pesares, no os renoveis.

DOÑA ISABEL.

No prosigues?

Ya prosigo.

(Cantan abajo la copla que se sigue, y los dos empiecen à llorar, mirándose el uno al otro.)

voz. (Canta.)

En Valladolid vivia Una dama muy hermôsa, Que ofrecido à Dios se habia, Y su padre la tenta Para monja religiosa,

DOÑA ISABEL. Este llanto no he entendido ; ¿Cómo tu labio enmudece?

Y a ti ; por que te enternece El acento que has oido?

Lo que publica sonoro Causa el efecto que ves.

MELCHOR.

Y yo; que como esta es La tragedia que yo lloro.

DOÑA ISABEL.

Pues tù aumentas mi desvelo.

MELCH

¿Qué escucho ?

DOÑA ISABEL.

Esta sin ventura

Que á religiosa clausura

Se ofreció...

Válgame el cielo ! DOÑA ISABEL.

Le dió una palabra vana A Dios.

Pues yo vengo à ser Hermano de esa mujer.

DOÑA ISABEL. Y yo su infeliz hermána.

MELCHOR.

Qué dices?

Verdades son. ¿Tú esclavo? El alma lo siente.

MELCHOR.

¿Y tú en traje que desmiente La cristiana religion? ¿ Qué es esto?

Agraviar lafe.

¿Y tu ley ?

Ya la perdi. MELCHOR.

Y el cielo?

No le temi.

Y tu ofensa?

La olvidé.

LY el precepto?

Le quebré.

2 Y Dios?

DOÑA ISABEL. Renegue profana. MELCHOR

MELCHOR.

Pues no te fingas mi hermana, Que ella el bautismo logró; Y aquí, mujer, te ballo yo Sin las señas de cristiana. Cuando con solo temor Hallarte sin bonra creo, Sin ella y sin Dios te veo? Ya es la perdida mayor. Mas si huyó de tí el honor, Viento de humanos antojos Dios no, aunque le das enojos, Que es luz de infinito ser; Ya la volverás á ver, En volviendo á abrir los ojos. Llora, que así en razon cabe, Pues fuentes los ojos son, Y es el arca el corazon. Que tenga el dolor la llave. Lloras callando?

DOÑA ISABEL. Es que sabe El llanto à Dios obligar. Las lágrimas han de hablar, La lengua no ha de sentir, Que es indigna de pedir Que es indigna de pedir Lo que se atrevió à negar. Mas blasfema ofendi à Dios, Rompiendo la presa luego De su piedad; yo me anego. Maria, asiréme à vos. Corramos juntos los dos, Sed la tabla fiadora Que me salve, porque agora, Con las turbias avenidas, De mi error van muy crecidas Las iras de Dios. ¡Señora! Lo que os ofreci no olvido; Llevadme vos donde pueda Ponerlo en ejecucion Yo os cumpliré la promesa; Dême el cielo un gran dolor. 'tn, pues tienes las señas De divino por tu sacra Sacerdotal preeminencia, Substituye el tribunal De la justicia suprema Para que, siendo tú el juez, Yo quien sus culpas confiesa Tú asegurando perdones. Yo ofreciendo penitencias Tú admitiéndome à la gracia, Yo postrada por la tierra, Tú piadoso, yo vertiendo A tus pies lágrimas tiernas , Tú representes à Cristo, Y yo imite á Magdalena.

MELCHOR.

Agora si el amoroso Nombre de bermana granjeas, Con lo que siente tu llanto, Cou lo que dice tu lengua; Llega à mis brazos.

DOÑA ISABEL

Mas justo Es que á tus plantas tal deuda Reconozca; pues quien hace Que yo à ser cristiano Que yo à ser cristiana vuelva, No es hermano, sino padre, Que mi nueva vida engendra.

DON LOPE, al paño.

CAPITAN.

¡Cristiana dijo! ¿Qué escucho? Cuando mi valor intenta

La venganza, ¿quiere el cielo Que la ejecucion suspenda? Dos cosas á un tiempo admiro ; Pues ser su hermano confiesa Aquel cantivo, saldré De confusiones tan nuevas.

#### Sale EL CAPITAN.

BOÑA ISAUEL. A buen tiempo te ha traido El cielo, para que sepas Que el que ves...

CAPITAN.

Ya esa noticia Tarde à mis oídos llega; Que es tu hermano me ha informado Tu voz.

DOÑA ISABEL. Pues la Providencia Divina traerle quiso Adonde por él merezca La nueva luz que me alumbra. Y tú, que fuiste primera Causa de tantos errores, Dejando pasiones ciegas, Pues ya fueran para mi, No lisonjas, sino ofensas. Testigo has de ser ahora De la mas cristiana prueba, De la accion mas prodigiosa.

CAPITAN.

¿Quién tal suceso creyera, Que en Africa una fortuna A los tres juntar pudiera?

MELCHOR. Pero aunque el haber oido Quien soy mi agravio me acuerda, Por el estado en que estoy, Y el que profeso con muestras De piedades, perdonara Otras mayores ofensas.

De hoy mas reine una hermandad En los tres.

MELCHOR.

Di loque intentas. DOÑA ISABEL. Yo (si Dios mis pasos guia) He de besar las arenas Que à la romana tiara Dan religiosa obediencia, Sacando de esclavitud

Cuantos cautivos...

CAPITAN.

Resuelta, Imposibles facilitas.

A qué embarcacion apelas, Que hasta las cristianas playas A salvamento nos vuelva?

DOÑA ISABEL. Con un fingido rigor Haré aprestar la galera Mas veloz de los cautivos Que esas tarazanas pueblan , Y los dos saldréis conmigo , Llevando para defensa Los de mas satisfacion.

MELCHOR.

Del puerto las centinelas Nos conocerán.

Y el ir Sin armas es loca empresa. DOÑA ISABEL. Mañana es dia festivo, En que honrarme Ceilan piensa De la corona de Fez, Con que Amurates le premia. ¡Pluguiera al cielo divino Que la del martirio fuera! Y como á este fin , traidos De poblaciones diversas, En la ciudad cada dia Moros extranjeros entran , Creerán que sois destos mesmos; Que à mi cargo el daros queda Trajes que à todos disfracen, Y armas para que os deliendan.

CAPITAN.

Bien lo disponeis.

¿ V cuándo

Ha de ser?

DOÑA ISABEL. En lo que resta Del dia las prevenciones Dispondré sagaz y atenta . Y entre el dormido silencio. Mas recatarnos es fuerza; Despues lo sabréis.

MELCHON El cielo

Esos discursos alienta.

DONA ISABEL. Pues aguardadme apartados, Por no despertar sospechas, Los dos, hasta que os avise.

CAPITAN. Tu fama ha de ser eterna.

MELCHOR.

Tu nombre guardarà el bronce. DOÑA ISABEL.

Ea pues, mi celo os deba Que me ayude is basta el fin. CAPITAN.

Y hasta la ciudad suprema, Que á siete montes las frentes Pisa...

MELCHOR.

Y hasta que te veas Postrada al gran Pio Quinto, Sacro pastor de la Iglesia. DOÑA ISABEL.

Pues advertid que el suceso En la ditacion se arriesga.

CAPITAN.

Yo estaré atento à tu aviso. MELCHOR.

Yo cumpliré lo que ordenas. CAPITAN.

Eres voz que nos conduce.

MELCHOR. Y norte que nos gobierna.

Volved.

DONA ISABEL. MELCHOR. ¿ Qué advertencia falta

DONA ISABEL.

Qué aventuramos en esta Resolucion?

> CAPITÁN. Ser sentidos. DOÑA ISABEL.

A qué riesgos nos condena Ese estorbo?

MELCHOR. Al de la muerte. DONA ISABEL.

Rehusaràs tú padecerla Por la fe?

CAPITAN. Alientos mostrara. DOÑA ISABEL.

¿Y tù?

MELCHOR. Mil vidas perdiera. DONA ISABEL.

Jurais aquesta cristiana Confederacion?

MELCHOR. Por ella

- Moriré.

CAPITAN. Lo mismo digo. DONA ISABEL.

Pues yo seré la primera Al cuchillo.

Ese es valor.

CAPITAN.

Esa es razon.

MELCHOB. Esa es deuda. CAPITAN.

Es triunfo.

MELCHOR. Es ser redentora

De cautivos.

DONA ISABEL. Dios lo quiera Para que cuelgue en sus templos Por trofeos las cadenas. ( Vanse cada uno por su parte.)

#### Sale BEATRIZ Y NARANJO.

BEATRIZ.

Ya que el Bajá te ha mandado De la mazmorra sacar, Y que estás á bien librar En galeras consultado; Por si el remo en ti se emplea, Que si hara, mediante Dios, Despidamonos los dos, Sin que Zulema lo vea.

NARANJO.

Hasta la playa á ese efecto Me traes? No son medios vanos; Que aunque, à falta de cristianos, Es un moro tu respeto Por mi antiguedad contigo, Voz y voto he de tener.

DOÑA ISABEL. (Dentro.) Ningun cristiano ha de ser Reservado del castigo.

REATRIZ.

Algun nuevo daño advierto, Naranjo.

NARANJO.

Aquel tropel de cautivos Le iran llevando hácia el puerto?

Estos vendráu informados, Y sabrémos la ocasion.

Salen ZULEMA y LOS DEMÁS MOROS, Y DONA ISABEL, con bengala y espada cenida.

DOÑA ISABEL.

Así pago la aficion Que debo al Baja, soldados. (Ap. Cielos, yo os quiero pedir Que, pues me volveis à dar Vista para no cegar, Me deis voz para fingir.)

Va sabeis que el diligente Afan de las centinelas Descubrió cristianas velas Hacia este mar del poniente; Y yo con desvelo atento En sus gavias levantadas Vi las flamulas cruzadas, Que tremolaban al viento Y como el cristiano ha dado Sospechsa para poder Desde alli reconocer; De mi esfuerzo aconsejado Ceilan, con poder supremo A todos esos cautivos, Que intentaban fugitivos Librarse, los echa al remo; Que asi, para examinar Si el enemigo se enoja, Dos galeotas arroja Sobre la espalda del mar.

ZULEMA.

Y desta sarta no es cuenta Naranjo por lo cuadrado? Tambien es acomodado Para galeote; ¿qué intenta? ¡Qué holgazan y vagamundo Con estos cuartos está!

Conservarios, porque ya No se halla un cuarto en el mundo.

DOÑA ISABEL.

Corra una misma fortuna; Y pues ya con ciego espanto La noche tiende su manto Sobre el rostro de la luna, Lievadle.

NABANJO.

Siento el dejar Esclava à Beatriz, por ver Que tú la podràs vender, Y ella se sabrá alquilar. BEATRIZ.

Tù galeote?

¿Qué te alteras? Yo me casaré despues Contigo.

NARANJO. Lo mismo es

Casarse que ir à galeras. (Llevan à Naranjo los moros.)

ZULEMA.

Vaya al remo.

DOÑA ISABEL. (Ap. Estos parecen Rigores y son piedades.) Tu. Beatriz ...

REATRIZ. ¿Que es lo que ordenas? DONA ISABEL.

Que retirada me aguardes Junto à esas ramas.

BEATRIZ. (Ap.)

Que del silencio se vale?

DONA ISABEL.

Ya de avisarlos es tiempo. Pues los tengo bácia esta parte, Encubiertos con la noche, Disfrazados con los trajes.-Salid à la playa, amigos.

Lleguense al paño MELCHOR DE ACE-VEDO, EL CAPITAN V EL SAR-GENTO, en trajes de moros, con espadas y broqueles.

MELCHOR. Ya esta voz nos satisface.

DONA ISABEL.

Ea, cristianos, ó al viento El pardo fino desate Nuestra industria , é à la fe Estas vidas se consagren.

MELCHOR. Cristiano valor esconden Los moriscos almaizares.

De tan buen soldado fio Resoluciones mas grandes.

SARGENTO.

A vuestro lado, don Lope, ¿Quién ha de morir cobarde?

DONA ISABEL. Venid siguiendo mis pasos.

MELCHOR.

La noche ha cubierto el aire, Y con sus mudos horrores Se oyen del mar los embates.

CAPITAN.

Pisemos con tal silencio, Que entre las obscuridades De nuestros mismos ordos Nuestras buellas se recaten.

MELCHOR.

Para que las atalayas Que sobre los baluartes Están no puedan sentirnos, Cuidemos que al aprestarse La galera, lentamente Las ancoras se levanten Que mudo el timon se mueva, Que al dar órden de que zarpen, De banco á banco á la proa. Sorda la palabra pase ; Y que bogando á cuarteles Cada remo en golpes graves, Templadamente castigue Las ondas para que callen.

CAPITAN. ¿Aseguraste à Ceilan?

DONA ISABEL. Ya no hay prevencion que falte.

Salen por otra parte CEILAN

Y ZULEMA.

CEILAN.

Como nuestras costas corren Cristianas velas, me trae Receloso este cuidado.

CAPITAN.

Gente viene.

DOÑA ISABEL. Qué notable

Riesgo! ¿Si nos han sentido? CEILAN

Qué tropa es la que tan tarde Pisa la playa?

ZULEMA.

Será

La escuadra que à rondar sale El puerto. DOÑA ISABEL.

Pues à embarcarnos, Aunque sigan nuestro alcance.

CAPITAN. Bien nos anima

## LUIS DE BELMONTE BERMUDEZ.

MELCHOR. Resuelta

Vencerás dificultades.

DOÑA ISABEL. ¿ Qué estorbo humano ha de haber, Cuando llevo á Dios delante?

(Vanse.)

Si es la ronda del presidio, ¿Cómo con descuido fácil Se fué sin reconocernos?

ZULEMA.

Si no es que al oido engañen, Del mar, que azota esas peñas, Siento romper los cristales Sordos remos, que sus ondas Repetidamente baten.

CEILAN.

Para saber lo que ha sido, La luz nos dan los celajes Del dia . que ya amanece; Mas, cielos, ¡qué bajel sale Del puerto, dejando rotas Las amarras y los cables?

MELCHOR. (Dentro.)
Bogad con brio, españoles.

DOÑA ISABEL. (Dentro.)
¡Virgen, valedme, ayudadme,
Pues sois mi amparo y la luz

De mi salvacion !

CEILAN.
¡Notable
Cosa! La voz de Celima
Es la que oigo. De coraje
Ardo en iras ; ¿qué es aquesto?
Zulema, al punto, al instante
Dos galeras apercibe.

¡Iza, boga, buen viaje!

Tocan clarines y cajas; llegs hasts la mitad del patio la galera, donde irán DOÑA ISABEL, MELCHOR, EL CAPITAN, NARANJO y BEÁTRIZ.

TODOS.

POÑA ISABEL.

Ya, Ceilan, el cielo quiere,
A mi intento favorable,
Que aquel sacrilego error
Con esta accion se restaure.
Yo protesto en tu presencia,
Ya que la negué inconstante,
Que confieso el del hautismo
Nunca borrado carácter.
Y el no quedarme resuelta
Donde con mi propia sangre
Yuestros crueles martirios
Ilustres memorias labren,
Es porque aquestos cautivos
Libertad feliz alcancen.
Y los demás que se embarcan
Sobre esotro leño errante,

Que ya entre rizas espumas Tiende las velas al aire; Y aunque hollar quieras las ondas Con tus proas en mi alcance, Tremolo en señal de guerra Este sagrado estandarte, A un tiempo defensa y norte, Para que no me acobarden, Ni las flechas, ni las balas, Ni los vientos, ni los mares.

CEILAN.
Toca á embarcar; ya te sigo.
CAPITAN.

Valor habrá que te aguarde.

Cristiano esfuerzo tenemos.

NARANJO.

Beatricilla va por lastre, Señor.—Zulema.

> zulema. De ti ,

Si te alcanzo, be de vengarme.

MELCHOR.

El cielo nos encamine. (Tocan cajas.)

TODOS.

; Buen viaje, buen viaje!

CEILAN.

Y aqui esta humilde pluma Piadosa disculpa alcance.

## COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# OFENDER CON LAS FINEZAS,

DEL LICENCIADO DON JERONIMO DE VILLAIZAN.

## PERSONAS.

EL CONDE DE BARCE-ENRIQUE; galan.

OCTAVIO, galan. BLANCA, dama. ELVIRA, su prima. DOROTEA, criada. DON GARCIA, padre de Blanca.

DESVAN, criado. FABIO, criado.

## JORNADA PRIMERA.

Salen BLANCA Y ELVIRA.

BLANCA.

No me aconsejes, Elvira. ELVIRA.

Pues, Blanca, si en tu congoja Mi modo de hablar te enoja, Tu modo de amar me admira,

BLANCA.

Amor que firme suspira, Que reconocido adora, Blando ruega y triste llora, ¿ No es amor?

ELVIRA. No, Blanca. BLANCA-

Si no es amor, dime, ¿qué es Esto que se ve y se ignora? ELVIRA.

Yo, que sé amar y vivir A la luz de un solo ardor, Sabré que eso no es umor, Lo que es no sabré decir;
Porque amar á uno y oir
A otro, ni es amor ni olvido;
Y asi, un pecho divertido
Entre ternurás y antojos
Olvidará por los ojos
Lo que amó por el oido.
Yo adoro á Octavio, y constante,
A solo adorarle atiendo,
Y tó, cuando estás queriendo,
Aunque tan firme y amante,
Le haces tambien buen semblante
Al Conde, y con mudas señas.
Cuando le escuchas, le empeñas;
Luego culpada te hallas
En lo que al Conde le enseñas.
En una fe prevenida.
Cualquier descuído es bajeza, Lo que es no sabré decir;

Amar cobarde es flaqueza, Y culpa engañar, querida ; Y así, un alma repartida Ni podrá amar ni temer, Porque, si se ha de querer Con decoro y con primor, La vida de un solo amor Toda un alma ha menester.

BLANCA.

Oye, Elvira, que primero Daré la vida contenta, Que permita, que consienta Culpa en mi amor verdadero. Cuipa en mi amor verdadero; Solo à Enrique estimo y quiero; Que, aunque al Conde le he sufrido Y escuchado, no he temido, No, que salga vencedor De un amor firme otro amor, Ni he estimado ni creido. ¿ No se ve el Etna eminente Ser, y mostrarse en un bulto, Vivo Mongibelo oculto Y helada sierra aparente? Qué mucho, pues, que yo intente Ser Etna mejor adonde Con Enrique y con el Conde Soy una breve mentira, De nieve en lo que se mira, De fuego en lo que se esconde? Surfe el Conde, si en rigor El me està hablando en su amor, Y yo pensando en Enrique? Y asi, porque no me aplique Luz que despues me acobarde, Hago del incendio alarde, Porque en un duelo reñido Aprende para vencido El que se teme cobarde. Quien habla en si ha de olvidar No está muy firme en su amor, Ni està bien con su valor Quien no le sabe empeñar. Qué hiciera yo en adorar A Enrique sin resistencia De otro amor, de otra violencia? Luego à mas mérito nace,

Porque hay glorias que las hace Mayores la competencia.

Confieso que quiso mas La que mas supo vencer; Pero ¿ dejará de ser Mas firme la que jamás Dió ese agrado que tú das A otro amor? Nadie lo ignora; Luego tu fe se desdora. Pues esa atención fingida Que das á lo que se olvida, Quitas á lo que se adora. Y esto es solo discurrir En un buen duelo de amar, Donde no se han de buscar Conveniencias de vivir; Porque en llegando à advertir Que es absoluto señor El Conde, que tiene amor, Que Enrique és noble, tú hermosa, La ocasion muy peligrosa, Muy delicado el honor, El vulgo muy atrevido,
Ta padre muy alentado,
El peligro muy hallado,
El remedio mal sabido;
Que no ha de ser tu marido
El Conde, que lo ha de ser
Enrique, y vais à perder,
El la vida y tù la fama;
Que eres mucho para dama,
Y poco para mujer;
Que el Conde te quiere à ti,
Y finge que à mi me quiere;
Que Octavio, mi amante, muere
De celos que no le di;
Y que entrando el Conde aqui
Con Enrique, puede ser
Que cada uno llegue à ver
Su agravio en particular;
Que entrambos se han de enojar,
Y que en fin se han de saber;
Que el Conde no ha de sufrir
Desaire en su autoridad; El vulgo muy atrevido, Desaire eu su autoridad ; Que Enrique, aun siendo rerdad, Disculpas no ha de admitir,

Ni tú has de poder cumplir Con todo; peligros son, Prima, en cuya confusion, Contra tu estado y el mio, Grece el daño, falta el brio Y enmudece la razon.

BLANCA

No es nuevo en mi discurrir ¡Ay Elvira! en mi pesar, Mas ni me atrevo à olvidar A Enrique ni à resistir Al Conde, y no puedo huir Un mal y otro repetido, Y de los dos, he tenido Por medio mas acertado Tener al Conde engañado Que aventurarle ofendido.

ELVIRA

Doy que pueda ser cordura Doy que pueda ser cordura
Esa atenta prevencion.
A la verdad, ¿no es traicion
O fineza mal segura,
Cuando Enrique con fe pura
Toda el alma te mostró,
Encubrirle que te amó
El Conde, y aventurar
A que él se pueda enojar,
Pues se lo callaste?

BLANCA.

No; Porque, estando en mi seguro El decoro de mi amante, Mientras yo con fe constante Dilatarle un mal procuro; Aunque hoy su enojo aventuro Si sus celos no le digo, Pues con callarlos le obligo, Como mi intencion sea buena, Y yo le excuse una pena, Mas que se enoje conmigo.
Demás de que es conveniencia,
Decente al suyo y mi honor,
Callarle á Enrique otro amor, Porque, viendo otra asistencia, Temiera de su violencia Lo que tú temiendo estás Y aunque él se esforzara mas, En algun temor cayera Quizà, de que no pudiera Satisfacerse jamás. Y entre un cuidado celoso Y un descuido asegurado, Mas le quiero sin cuidado A Enrique que cuidadoso; Sin ser querido es dichoso, No turbe su dicha ahora Una sospecha traidora, Porque aun mentida la ofensa, Porque aut mentua a ciensa. Hace infame al que la piensa Y dichoso al que la ignora. Finalmente, si le diera Cuenta à Enrique de otro amor, Viendo empeñado su honor Con el Conde, ser pudiera No verme mas, y esto fuera Para mi el mayor pesar. Laego es fineza el callar. Pues aunque los riesgos toco, No le quiero yo tan poco, Que le quiera aventurar.

A todo me has satisfecho.

BLANCA. Bien sabes lo que he vencido Con el Conde, y que he querido Sacarle el amor del pecho; Mas, no siendo de provecho Mostrarme con él severa, He dispuesto, la primera Noche que me venga à ver,

Declararme, y ha de ser, Escucha, de esta manera. (Hablan las dos.)

Salen ENRIQUE, DESVAN y DO-ROTEA.

ENRIQUE.

¿Qué hace Blanca ?

DOROTEA.

Con su prima

La dejé haciendo labor.

ENRIQUE.

¿Podré hablarla?

DOROTEA.

Si, Señor; Porque sé yo lo que estima Tu persona, y se holgará De saber que estás aquí; Mas las dos vienen alli.

Enrique ha venido ya; Disimula, no le dés, Elvira, qué sospechar.

ELVIRA.

Mucho tenemos que hablar.

BLANCA.

Pues déjalo hasta despues. ENRIQUE, (Llegandose.)

Blanca?

¿Enrique? (Ap. Amor, anima El fuego que en los dos arde.)

ENRIQUE.

Dijome el Conde esta tarde Que vendra à ver à tu prima; Que, como sabes, la adora Cortés, galan y discreto, Confiando este secreto De mi lealtad; yo, Señora, Como tanto el verte estimo, Que vivo mas, segun creo, A cuenta de lo que veo Que á cuenta de lo que animo; Queriendo, con la ocasion De avisar à Elvira, hablarte Este rato , y acordarte Mi siempre firme aficion, Me vine un poco delante; Si mucha licencia ha sido, No estima, no, ser querido Quien no es solicito amante.

Está tan léjos en ti De ser culpa esa licencia, Que en tu amor fué diligencia, Y agradecimiento en mi. Juzga, pues, si enamorada, Cortés, atenta y gustosa, Podrá tenerme quejosa Lo que me tiene obligada.

ENHIQUE. Ay, Blanca, lo que te debo!

BLANCA. ; Ay, Enrique, esto es amar!

ENBIQUE. Déjeme el cielo pagur Fe tan firme, amor tan nuevo.

BLANCA. ¿ Hablaste á mi padre?

Si,

Blanca.

BLANCA ¿Y qué respondió?

ENRIQUE.

ENRIQUE. Como lo esperaba vo.

BLANCA.

Habló su piedad por mí; Que estos ratos nos impida, Por querer à Elvira, el Conde!

ENRIQUE.

Mal á nuestro amor responde Su piedad encarecida.

Esfuerza mi engaño, Elvira, Hablando à Enrique.

ELVIRA.

Si haré. (Ap. ; Que así se engañe una fe Que à ser inmortal aspira!)

ENRIQUE. (Ap.) Que el Conde me esté estorbando Lo que amor me está ofreciendo! BLANCA.

Que cuando le estoy queriendo A Enrique, le esté engañando!

Mas, si à buena luz se mira, Mayor la desdicha fuera. Si el Conde à Blanca quisiera ; Mas vale que quiera à Elvira.

BLANCA.

Mas, si por haberle amado, Pude llorarle perdido, Como en mi no esté ofendido. No importa que esté engañado-

DESVAN.

Dorotea?

DOROTEA. ¿Qué hay, Desvan? DESVAN.

Mil requiebros atrasados, Que, de puro estar guardados, Sentidos pienso que están.

DOROTEA.

¿Con eso sales ahora?

DESVAN.

DESYAN.

Desyan.

Desyan.

Qué menos cueste y mas valga?

Está Enrique á tu señora

Hablando en cosas de amor,

Y desde que los ol,

Me emportuguesé, y senti Tiernisimo.

DOROTEA.

O arrendajo?

Soy perdido Por hacer cuanto veo hacer; Y asi, como vi querer, Quiero como un descosido. Buena ó mala, que si veo Hacerla, no la deseo; Y puede aquesta pasion Tanto en mi, que como un dia Que á un hombre iban azotando, Se le quedasen mirando Todos, fué la rabia mia Tal, que en el asno subi, Y pedi que me azotasen. Porque à él no le mirasen, Y me mirasen a mi.

DOROTEA Desvan, muy malo es sufrir, Y a mucha costa y trabajo.

DESVAN.

En esto del arrendajo

No me puedo reprimir; Y si como estoy en pié Y tan mal acomodado, Estuviera bien sentado, Vieras milagros, si à fe.

DOROTEA. Pues si por eso lo dejas, esa cuadra nos saldrémos A esa cuadra nos santemos. Y habrá donde nos sentemos.

DESVAN.

Lindamente me aconsejas.

(Vanse.)

Confieso el riesgo en que estoy, Enrique, y aunque procuro, Por la opinion que aventuro Y los disgustos que os doy, Divertir el galanteo
Del Conde, no me he atrevido A aventurarle ofendido, Cuando empeñado le veo.

BLANCA. Prima, ese es lance forzoso, Y de mi digo que hiciera Yo lo mismo, si me viera Querida de un poderoso.

ENRIQUE. Mal hicieras, Blanca, estando En el empeño en que estás, Pues siempre se obliga mas Despidiendo que engañando.

De qué sirve despedir A quien no se ha de apartar? ENRIQUE.

De saber asegurar A quien lo puede sentir. ELVIRA.

Si mi amante no fiara De mi su honor, me ofendiera.

ENRIQUE. Si mi dama entretuviera A otro amante, la dejara.

Siendo amante y poderoso,

No es bueno para ofendido. ENRIQUE.

Peor es para marido El que fué galan celoso. ELVIRA.

Eso es ya mucho apretar. ENBIQUE.

Y eso es mucho permitir.

BLANCA. Yo me dejara morir.

ENRIQUE. Yo me supiera matar. BLANCA

Basta, Enrique; considera Que no es bien que me amenaces.

ENRIQUE. Yo no digo lo que haces, Mas digo lo que yo biciera.

BLANCA.

Elvira, ¿qué dices? ELVIRA

Digo Que el mismo temor me dan El Conde para galan Que Enrique para marido; Mas pienso que viene gente.

BLANCA. ¿Si es el Conde?

ENRIQUE. Puede ser:

DD. C. DE L .- II.

Y pues le ha de entretener Elvira, cuando se siente El Conde, Blanca, procura Dejar la conversacion Y salir pues la ocasion De hablarnos es tan segura. ¿ Qué dices ?

BLANCA:

(Ap. Esto es peor.) Que me holgara de poderle Dejar al Conde, y hacerle Este gusto à nuestro amor; Pero dejar sola à Elvira Con el Conde, y dar lugar A que se canse en hablar, No es justo: tras esto, mira Lo que quieres, que eso baré.

ENRIQUE.

Tienes razon; yo pedi Como amante.

BLANCA. (Ap.)

Bien salí Del peligro en que me hallé. ELVIRA.

El Conde.

ENRIQUE. Pues, Blanca, adios.

Hace que se va, y sale EL CONDE.

CONDE.

Enrique?

ENRIQUE. ¿Señor?

CONDE.

¿ Qué hacias?

ENRIQUE. Avisarlas que venías A Elvira y Blanca, y las dos Te esperan.

CONDE

Pues ten cuidado, Por si viene don García. ENRIQUE.

En la diligencia mia Queda el riesgo asegurado. (Ap. ¡ Hay linaje de desdicha Como la que veo, cielos, Que, sin darme el Conde celos, Me estorbe el Conde la dicha! (Vase.) BLANCA.

¿Se fué Enrique? \*

ELVIRA.

Ya se fué.

Y entro el Conde.

BLANCA. Pues, Elvira,

esa cuadra te retira, Déjame con él.

> ELVIRA. Si haré.

Blanca; mas saber deseo Qué intentas. BLANCA

Desengañar Al Conde, y asegurar El peligro en que me veo,

Si se sabe su aficion, Porque ha de ser mi marido Enrique, y porque he temido Su resuelta condicion.

ELVIRA.

Cuerdamente lo has pensado.

BLANCA.

Pues adios, Elvira.

Adjos. (Ap. En tanto que habian los dos, Me ocupará mi cuidado; A escribirle un papel voy A Octavio, que, como es primo Del Conde, aunque yo lo estimo. Ha dado en pensar que soy La dama que el Conde ama; Y temiendo su disgusto, Por no faltar à su gusto Quiere faltar à su dama. Y aunque Blança me encargó Este secreto, perdone Blanca y su temor me ahone, Porque soy primero yo.) (Vase.)

CONDE. (Ap.) Dudo qué misterios son Quedar Blanca y irse Elvira; No sin novedad me admira En Blanca esta permision.

BLANCA. (Ap.) Mucho mi opinion desdigo En quedar sola, pues voy Siempre à perder; mas no estoy

Sola cuando estoy conmigo. CONDE. (Ap.) Pero sin duda que trata

De premiar mi amor quejoso. BLANCA. (Ap.)

Cuando el remedio es dudoso, Le pierde el que le dilata. CONDE. (Ap.)

Pues ¿ qué dudo, que no llego A lograr tanta ventura?

BLANCA. (Ap.) Pues ¿ qué aguarda mi cordura, Que no atiende à mi sosiego?

CONDE. (Ap.) Lógrese mi amor constante.

BLANCA. (Ap.) Quede mi fe encarecida.

CONDE. (Ap.) Sin Blanca no quiero vida.

BLANCA. (Ap.)

Viva la fe de mi amante. CONDE.

Blanca?

BLANCA. ¿Señor ?

CONDE.

Hallarte à solas un dia. BLANCA.

Diligencia ha sido mia.

Aun eso mas?

BLANCA. Senor, si. CONDE.

La mano por la fineza.

BLANGA.

No porque os halleis conmigo A solas ...

CONDE.

¿Qué decis? BLANCA

Digo Que me escuche vuestra alteza. Dos años há que me mira
Vuestra alteza, Dios le guarde
Para blason generoso
De sus nobles catalanes;
Dos años há que me mira Cortés, secreto y amante, Tan atento á mi decoro, Tan sufrido en sus pesares, Que, sin publicar el fuego

Que en mudas cenizas arde, Guardó el calor en el pecho Sin dar la llama al semblante. Parécele à vuestra alteza Que fué mucho el ocultarse, Que tue mucho el ocultarse El vencerse, el resistirse? Mucho fué, pero repare En que yo, siendo mujer, En vez, si, de hacer alarde Del ser querida, pudiendo Desvanecerme sus partes Generosas, me negue A estos aplausos vulgares. En este tiempo, Señor, Vos asistente, yo afable; Vos puntual, yo cortés; Vos siempre fino en guardarme Del vulgo, yo siempre atenta A que al honor de mi sangre Ni con sospechas se injurie Ni con indicios se manche, Ni con indicios se manche,
Convinimos en que Elvira
Diese à entender... Mas si sabe
Vuestra alteza, claro està,
Tan por menor estos lances,
¿De qué sirve referirlos
Segunda vez, ni acordarse
Que es principe, yo mujer,
Vasallo leal mi padre,
Mi estado el mas peligroso
Y el vulgo mas vigilante?
Pasemos à lo que importa: Pasemos à lo que importa; Escucheme, y no se canse; Que le he menester ahora Mejor principe que amante.

CONDE.

No es posible divertirme, Porque de tus ojos salen... ¡Ay Blanca!

BLANCA.

Pese à mis ojos! Cuando mi nonor persuade
Vivamente mi peligro,
¿ Ellos con violencia facil
Le divierten, ò le informan
Menos seguras verdades?
Vuestra alteza no lo crea,
Gran Señor, mientras yo hable;
Haga esto por mi, ò si no,
Vive Dios, que me los saque.

CONDE.

Bueno está, Blanca.

BLANCA

Señor, Ni os enoje ni os espante, Cuando mis ojos me ofenden, Que airada los amenaee; Porque si la tirania De unos ojos puede y kace, Ocasionando un deseo, Que se deshonre un linaje, Aunque ciegue mi hermosura, Mucho mas vendra a importarme Un rigor que me asegure Que unos ojos que me infamen.

GONDE. (Ap.)

¡Notable mujer!

BLANCA. (Ap.) Esto es quererte y honrarte; Mucho me debe tu amor, Plegue à Dios que me lo pagues.

CONDE. Prosigue, Blanca; que ya, Sin divertirme à mirarte. Te escucho atento; prosigue.

BLANCA.

Digo pues, Señor, que aparte Vuestra alteza su razon

De su albedrio, y repare Qué fin pretende en su amor; Porque en las dificultades, Onien no previene los fines, Bien merece que le falten Los sucesos Vuestra alteza, Claro está; no ha de casarse Conmigo; pues, aunque es cierto Que apurando calidades, Doña Blanca de Cardona No cede á ninguno en sangre, Es conde de Barcelona Vuestra alteza, y es mi padre Vasallo suyo; y en fin, No es posible que me engañe Yo à mi misma de manera, Que, en fuerza de ser mi amante, Crea que su amor le obligue A que conmigo se case Pues pensar que á las lisonjas, Que á los ruegos, que al examen De su amor, he de ser rosa Cuya púrpura fragante La solicitó cadáver,
No, Señor, porque si tiene
La rosa beldad que atrae,
Tambien para su defensa Tiene espinas que la guarden. ¿Para quién es el vencerse, Sino para un hombre grande, Que, dueño de su fortuna, Dentro de si mismo cabe! Válgame con vuestra alteza Lo que me ha querido; alcance, Como adorada lisonjas, Como afligida piedades Y como mujer consuelos Porque à los dos nos alaben De que ha sabido vencerse Y yo he sabido rogarle.

CONDE.

(Ap; Mudo he quedado, y no tengo ¡Ay de mt! que replicarle.) Blanca, jamás de mi amor Esperé, el cielo lo sabe, Ni mas premio que tenerle Ni mas dicha que adorarle; Vivir y amar solo quiero, Déjame que viva y ame.

BLANCA.

Y mi honor?

En mi fe muda y constante El secreto, pues ha estado Mi amor en la noble cárcel Del pecho, sin que à los ojos, Por indicios, por señales, Salga jamas?

No hay secreto, No, que pueda asegurarse Del tiempo, de la fortuna, Del amor, de sus pesares, De las sospechas del vulgo, De los desvelos de un padre. V aun se esfuerza este peligro, Después que Enrique, à quien trae Consigo, à mi padre hablo Para que con él me case, Y los dos se han convenido. Y ya para efectuarse Esperan su gusto, y este No bay razon por qué les falte. Enrique està disculpado, Porque piensa que es amante De Elvira; yo, no es posible Que la respuesta dilate Sin hacerme sospechosa. Vos no sufriréis desaires,

Ni Enrique es hombre con quien Podré segura casarme, Oyendo otro amor, Juntad Aquestas dificultades, Y hallaréis que una fineza Sola, aunque muy importante, Os queda que hacer por mi, Que es venceros, y dejarme Libre, para que yo pueda... CONDE.

Oye, espera; ¿qué es dejarte?
Oué es sufrir que otro te quiera,
Y yo de celos me abrase?
¿Ves cuántos inconvenientes
Me has propuesto? Pues más fácil
Es atropellarlos todos Que vencerme ni olvidarte. Pues cuando todos se junten Contra mi, si no bastaren Las ternuras, las finezas, Con rigores, con crueldades ...

BLANCA.

No prosiga vuestra alteza Con la razon, ni la acabe Tan en descrédifo mio, Que despues, cuando se halle Quieto el ánimo, le pese Que su voz la pronunciase. Vo le he propuesto mis dudas; Tome, pues, tiempo bastante Para responderme à ellas, Porque es mi razon tan grande, Que la ha de recouocer Mayor cuanto mas pensare En ella ; y pues me encarece Tanto sus cuidados , pase La dilacion por fineza; Que por lo menos es darle Ocasion para que vuelva Otra vez à visitarme.

Admito, Blanca, el consejo, Pero me lo das en balde; Porque he de responder siempre Esto mismo.

BLANCA. Por instantes Muda empeños el arbitrio En las personas reales.

El que elige la mejor Se obliga a no ser mudable.

Lo mejor es lo mas justo En un principe constante; Y ahora déme licencia Vuestra alteza, porque es tarde.

CONDE. (Ap.)

Ay de mi! ¡ Cuán imposible Está el remedio à mis males!

BLANCA. (Ap.)

Quiera Dios que mis desdichas Ò se enmienden ó se acaben.

CONDE. (Ap.) Un volcan llevo en el pecho.

BLANCA (Ap. El cielo libre à mi amante.) No os vais, Señor?

CONDE.

Ya me voy.

BLANGA.

Vivid felices edades.

CONDE.

Mas vale, si he de perderos... BLANCA.

Qué decis

CONDE. Que el cielo os guarde. (Vanse.)

Salen OCTAVIO y DOROTEA, con manto . y trae un papel en la mano, Y DESVAN al paño.

DOROTEA.

Siguiéndote he venido Desde tu casa, pero no he podido [ra. Alcanzarte hasta ahora; este es de Elvi-OCTAVIO.

¿De Elvira ?

DOROTEA. Si. Senor.

OCTAVIO.

Muchome admira.

DOROTEA.

¿ Por qué ?

OCTAVIO.

Porque juzgaba Yo que en mejor esfera se abrasaba El sol de su hermosura.

DOROTEA.

No ofendas su lealtad y tu cordura; [ra, Porque Elvira, Señor, que amante espe-Seabrasaen ti, que es su mejor esfera.

DESVAN. (Ap.)

Por mas que disfrazarseme ha querido La criada de Blanca, no ha podido; Y vive Dios, que el traje me señala Que ha salido de mala, O de buena ha salido, Porque pienso que à mala se ha metido.

DOROTEA.

Miraque estás haciendote este agravio. DESVAN.

La criada de Blanca con Octavio? DUROTEA.

Esto no es para aquí; lee y responde Al amor con que Elvira corresponde.

OCTAVIO.

Leo, aunque burle Elvira mis cuida-(Lee el papel aparte.)

Papelito? ¿Esto mas? ¿Celos firmados Cuando mi amor entrarse ha pretendi-En la órden estrecha de marido? Pues no ha de profesar, por Dios eterno, Cruel esta féstilla del inflerno; [ra. Que si amante de Blanca y su hermosu-Pensó votar clausura,

Sabiendo esta insolencia, No votarà clausura ni paciencia.

OCTAVIO.

Yo be leido, y me manda tu señora Que la vea esta noche ; vuelve ahora, Y di que haré su gusto.

DOROTEA. Eres cortés.

Con Enrique à su puerta?

(Vase.)

Cierta

OCTAVIO.

Obedecerla es justo. ¿Qué me podrá querer ahora Elvira, nando sé que la mira El Conde, aunque de mi se ha recatado, Y mas de alguna noche le he encontrado

Mas ¿qué importa, qué importa que sea Mi duda, si es Elvira quien me llama, Su honor quien ruega, mi temor quien Y ciegos de llorar los ojos mios, [ama, Aman su engaño y temen sus desvios?

DESVAN.

¿Blanca, Octavio, papel? Lindo reclamo;

Ya rabio por decirselo á mi amo. Pero bien puede ser, verdades curso,

Aunque à estas tablas se le altere el cur-Aunque a estas tablas se le altere etc Que à los lacayos quoque les es dado El soliloquio y el paloteado. Bien puede ser que sea Elvira á quien Octavio galantea, Yno Blanca, es verdad; perosi el Conde

Ama à Elvira, que à Octavio correspon-Diréle al Conde que los dos le infaman. Aunque me meta en lo que no me lla-Pero el Conde sale aqui, man. Y viene Eurique con él.

El Conde sale; ¡ah cruel! Véngueme el amor de ti.

Salen EL CONDE, DON GARCÍA Y ENRIQUE.

DON GARCIA:

Digo, Señor, que he casado A Blanca, y que solo espero Vuestra licencia.

CONDE.

(Ap. Yo muero.)

Bien está.

DON GARCÍA. Sé que la he dado Marido su ignal; que Enrique Es tan bueno como yo, Y mi nobleza buscó Quien su estimación publique.

Tambien fuera bien, Garcia, Que vuestra eleccion supiera Yo primero, porque fuera Primera eleccion la mia; Pero vos lo babeis mirado Mejor.

DON GARCÍA. Vuestro gusto ...

CONDE.

Qué hay de nuevo? (Ap. Mal reprimo Este ardor disimulado.)

ENATOUE. (Ap.) Parece que à don Garcia Le hablo con desabrimiento El Conde en mi casamiento, Y recelo...

CONDE. (Ap.) Ay Blanca mia! ENRIQUE. (Ap.)

Con mil pensamientos lucha Mi amor.

CONDE. (Ap.) Esto me conviene.

OCTAVIO.

Disgustado el Conde viene. CONDE.

¿Enrique?

ENRIQUE. Senor? CONDE.

Escucha.

(Vase.)

OCTAVIO. (Ap.) Su desatencion me admira, Y de ella me he de valer, Porque no me estorbe el ver Esta noche à dona Elvira.

DON GARGÍA.

El Conde se ha puesto à hablar Con don Enrique, y intiero

Que hablan de su vida; quiero Darles à los dos lugar. (Vase.)

DESVAN.

Paréceme que me quedo Con mi mala nneva ; pues Yo se la daré despues A Enrique, si ahora no puedo. Dejémosle que sosiegue: Que una mala meva, es llano Que llega siempre temprano, Por tardisimo que llegue. CONDE

(Vase.)

Digo pues que un caballero Rico y noble se ha amparado De mi favor y prendado, Para que yo sea tercero Con Blanca en su casamiento; Por eso, cuando lo oi A don Garcia, respondi Con aquel desabrimiento, Pesándome de que hubiese Tratadolo antes contigo.

A saber yo ...

ENRIQUE. CONDE.

No lo digo, Enrique, porque me pese De la fortuna en que estás, Sino por darte à entender La causa que tuve, y ver Quién tiene adquirido mas; Y así, pues es tan discreta Blanca, y habrá declarado Ya á su prima su cuidado, Porque no hay cosa secreta Entre las dos, hoy vere, Eurique, a mi Elvira bella, Yendo tú conmigo, y de ella Sin embarazos sabre De Blanca la inclinacion Porque, siendo preferido El que ella hubiere elegido, Mude el otro de aficion. Yo no falte à lo que es justo, Obre bien la intencion mia, Quede honrado don García Y case Blanca á su gusto.

ENRIQUE.

Pues si espera vuestra alteza A que ella elija, yo sé Que en su estimación tendré... (Ap. Pero en mi será bajeza La presuncion.) CONDE

¿Qué decias? (Ap. Yo muero si el me responde.)

ENRIQUE. (Ap.)

Mucho me examina el Conde; Despacio, sospechas mias, CONDE.

(Ap. Pero aqui està Enrique, y tanto Me llevó fuera de mi Mi pena, que me rendi; De mi descuido me espanto.) Enrique, esto queda así; Esta noche iras conmigo.

ENRIQUE.

Tu esclavo soy.

CONDE Yo tu amigo. ENRIQUE.

¿Irás esta noche?

CONDE.

ENRIQUE. Pues yo te aguardo.

CONDE.

Adios.

ENRIQUE. (Ap.)

Cielos (; Ab Blanca!), quiera el amor, Que se engañe mi temor En sus dudas y mis celos. (Vase.) CONDE.

Cuando mas pienso mis males, Me parecen mas, y menos Mios son, porque están llenos De peligros designales; Yo no he de poder conmigo No querer á Blanca; pues Ser con ella descortés Tampoco, porque desdigo Al decoro y la piedad Al decoro y la piedad
De un principe generoso;
Verle a mi costa dichoso
A Enrique es mucha bondad;
Echarle de Barcelona
Es escándalo mayor,
Manifestarle mi amor
Es no estimar mi persona
Y confesar que le temo;
No temerle es imposible No temerle es imposible, Llevarle es pena terrible , No llevarle es loco extremo Porque haberme acompañado Siempre, y excusarme ahora, Es decirle lo que ignora, Y hacerle andar con cuidado; Ver á Blanca es obligarme A responderla; excusar Este lance es intentar Consumirme y acabarme; Pues ¿qué medio he de eligir. Con que à Enrique no le ofenda En el honor, Blanca entienda Mi fe, y yo pueda vivir? (Vase.)

### Sale BLANCA.

Ya que mis mudos agravios Fueron de mi amor despojos, Mis enojos Salgan del pecho à los labios, Y del silencio à los ojos; Que no es mucho que oprimidas Mis penas calificadas, Por guardadas, Me consuelen referidas , Pues me afligieron calladas ; Yo amo á Enrique y tengo honor, Y cuando su fe acredito, Otra permito
Para que en mi sea favor
Y en su sospecha delito;
Si el Conde en su amor prosigue,
Y Enrique le está asistiendo,
Y yo sufriendo,
¿ Qué importa que yo le obligue,
Si el piensa que yo le ofendo?
Buena me ha puesto el amor,
Pues aunque lleve adelante
El ser constante,
A riesgo tengo mi honor
En las dudas de mi amante;
Y aventurada su vida Otra permito Y aventurada su vida En la indignada grandeza De su alteza Mi fe no ha de ser creida, Y lo ha de ser mi flaqueza; Quién le hará creer à Enrique Que el encubrirle otro amor Fué favor, Por mas que lo califique Su peligro y mi temor? Teniendo a Enrique engañado, Ofendo su calidad, Es verdad; Pero haberle confesado Fuera costosa lealtad.

Resistir el galanteo Del Conde fuera indignarle, Engañarle Enganarie No fué reprimirle, y creo Que no ha de ser reportarle, Pues aunque intente mi amor Al Conde desengañar, Y asegurar Sus sospechas y mi honor, No nos da el Conde lugar; Con que no hay razon ni hay medio Para aclarar desengaños Tan extraños. i on lo que huye el remedio!
Oh lo que alcanzan los daños!
En fin, no es posible huir
La muerte, la infamia, el llanto. ¡Cielo santo, Si el padecer es morir, No dure mi vida tanto!

#### Salen ELVIRA y DOROTEA.

ELVIRA. En fin, ¿dijo que vendria Esta noche?

> DOROTEA. Si. Señora. ELVIRA.

Ay dueño del alma mia! Hoy verás que quien te adora Engañarte no podia. Ten cuenta pues, Dorotea, Por si viene.

DOROTEA.

Bien está.

(Vase.)

Por el patio me hallará, Y cuando alguno me vea. Por el jardin se saldrá.

BLANCA.

¿Elvira?

ELVIRA. Blanca, ¿ qué hacias?

Conmigo á solas estaba, Pensando las penas mías.

ELVIRA.

BLANCA.

Todo con morir se acaba.

BLANCA.

Estas crecen con los dias.

ELVIRA.

Hablastes al Conde? BLANCA.

ELVIRA.

Y te respondió?

BLANCA.

Que no.

ELVIRA. Pues ¿qué temes?

BLANCA.

¡Ay de mí!

ELVIRA.

Harto mas padezco yo, Y sin causa.

BLANCA.

¿Cómo así?

ELVIRA.

Como tú à Enrique le callas Que el Conde te tiene amor, Y en ti el callar es mejor, Perque empeñada te hallas En sus deudas y en tu honor; Pero yo, que en el amor Del Conde no tengo parte,

Y tengo, por obligarte, Aventurado mi honor, Mejor me podré quejar, Blanca, pues me llego à ver En un preciso pesar, Donde es forzoso perder, Y nunca puedo ganar.

No pierdas el beneficio, Encareciéndolo, Elvira; Que el que es liberal de oficio, El don en sus manos mira, Mas no en su boca el indicio.

ELVIRA. Prima, no te has de enojar De que, viéndote afligir, Te quiera yo consolar Con traer y conferir Junto al tuyo mi pesar; Porque, à la verdad, naci Tan tu amiga, que haré mas Por tu gusto que por mi.

BLANCA. Eres mi amiga, y jamás Esperé menos de tí.

> Salen EL CONDE, ENRIQUE y DOROTEA.

Nunca para vuestra alteza Hay puerta cerrada.

CONDE. ¿ Enrique ?

ENRIQUE.

¿Gran señor?

De mi fineza Puedes fiar que ella aplique El remedio à tu tristeza.

BLANCA.

El Conde.

ELVIRA.

Sin duda viene A responderte.

Señor, Quien en sus tristezas tiene Tan discreto valedor,

Gran fortuna se previene.

ELVIRA.

(Vase.)

Blanca, adios.

Saber el alma desea La respuesta que me da.

DOROTEA.

Señora?

ELVIRA. ¿ Qué hay, Dorotea? DOROTEA.

Octavio en el patio está.

ELVIRA.

Pues vamos; porque has de abrir Luego del jardio la puerta, Porque si acierta à venir Mi tio, hallàndola abierta, Se pueda Octavio salir. (Vanse Elvira y Dorotea.)

CONDE. (Ap.) Hasta que llegué à mirar A Blanca me parecia No me habian de faltar Razones, y que tenia Mil respuestas que la dar; Pero luego que la vi Me turbé y enmudecí; Ni sé hablar ni aun mirar sé, Porque en su vista olvidé Cuanto à solas discurri.

BLANCA. (Ap.) El Conde es tan gran señor, Que no ha de querer usar Violencias contra mi honor. CONDE.

(Ap. Ya no lo puedo excusar.) ¿ Blanca?

BLANCA. ¿Señor?

CONDE.

Ya mi amor, Mi obediencia ó mi locura, O todo, pues llegó à ser La fuerza de tu hermosura Tal, me trae à responder

A tus cargos... BLANCA. Bien segura En vuestra gracia y valor Está mi vida, Señor. CONDE.

Digo pues,.. (Ap. Pierdo el sentido.) Digo, Blanca... (Ap. Estoy perdido.) BLANCA.

¿ Qué decis?

CONDE. Que tengo amor.

BLANCA. Ya lo sé; pero advertid ...

. CONDE. ¿ Qué he de advertir, si conoces...

DON GARCÍA. (Dentro.) Hidalgo, esperad, oid.

CONDE. ¿Es tu padre el que da voces? BLANCA.

No está en casa; proseguid.

ENRIQUE. (Al paño.) El Conde está con Elvira, El Conde esta con Elvira,
Y á don García le he oido
Dar voces; quiero avisarlos;
Pero ; ay Dios! ¿qué es lo que miro?
¿Blanca con el Conde á solas,
El Conde tan divertido, Ella (¡ay de mi!) tan hallada, Elvira sin asistirlos, Don García alborotado, Mi amor ciego, y yo muy fino? ¡Valgame Dios, qué de cosas

He pensado y he sentido! CONDE.

¿ Enrique ?

ENRIQUE. Senor ?

CONDE

¿ Qué es esto ?

(Sale.)

ENRIQUE.

Que á don García he sentido Dos veces, que entré à avisarte (¡ Ah mudable!), y que imagino Que nos vió à los dos entrar. CONDE.

Fuerte lance!

BLANCA.

(Ap. Y para mi el mas costoso, Pues averiguados miro En el semblante de Enrique Sus celos,)

CONDE. (Ap.) Mal ofendido Tengo à Enrique, y me ha pesado De que á solas me haya visto Con Blanca; ¿qué haré?

ENRIQUE. (Ap.)

Los embarazos precisos De hablarma " De hablarme ?

(Ap. Aqui de mi amor; Que para el riesgo se hizo El ingenio y la presteza, Pues con el estorbo mismo Con que él pudiera alargar Su casamiento conmigo, Su de adelantarle yo.)
Señor, mi padre ha sabido
Que hay gente aqui dentro; es cierto
Que no ha de dejar retiro Que no vea, y pues no es justo Que os halle a solas conmigo En mi cuarto y á estas horas, En este aposento mio
Os entrad, quedando Enrique
Por dueño de sus indicios;
Que, pues los dos han tratado Que sea Enrique mi marido, Es menor inconveniente Achacarle, en tal peligro, A su amor esta fineza Que à mi honor este delito.

ENRIQUE. Vuestra alteza no se esconda, Gran señor; que yo no he dicho ...

Enrique, ahora no estamos Para andar en mas arbitrios; El mejor es el mas breve.

Yo, Blanca, a nada replico, Por tu honor y por tu padre. (Vase.) ENRIQUE.

Yo-he de perder el juicio. DON GARCIA. (Dentro.) Suelta, Elvira, ó vive Dios, Que haga un extremo contigo; Saca una luz à este cuarlo.

Salen DON GARCÍA, ELVIRA Y DO-ROTEA, con luz.

ELVIRA.

Espera, Señor.

DON GARCÍA.

Yo he visto Entrar un hombre aqui dentro, Y aunque viejo, tengo brios Para...—Señor don Enrique, gEn mi casa? (Ap. Mal resisto El enojo y la venganza.) ¿Cuando yo, reconocido A vuestra sangre, os ofrezco A mi hija y facilito La intercesion con el Conde, Vos con medios tan indignos Y escandalos tan costoso Al honor de Blanca, al mio Y al vuestro tambien, usais Tan mal de todo? BLANCA. (Ap.)

Corrido

Está Enrique, y yo mortal.

ELVIRA.

(Ap. Notable ventura ha sido Poderse escapar Octavio Sin que le viese mi tio.) Cierra el jardin, Dorotea

DON GARCÍA. (Ap.) Mucho à Enrique le he renido.

ENRIQUE.

(Ap. 1 Qué he de hacer, pues si declaro,

Para abonar mis designios, Que no soy yo el hombre a quien Entra buscando, le obligo A que mire el cuarto y balle Al Conde, que está escondido? Finalmente, vengo a ser Reo y actor de un delito, Que si le niego me agravio, Y me ofendo si le digo; Pues conceder la sospecha, Y obligarme à ser marido De Blanca, cuando en mis celos Tantos riesgos examino, Es resolucion culpable; Pero entre tantos peligros, Sáquele yo libre al Conde De un desaire tan indigno; Que despues nadie en mi afrenta Ha de forzar mi albedrio.) Señor don García, tanto Vuestro disgusto he sentido, Que quisiera (si por Dios) No haber entrado ni visto A Blanca, porque quien tanto Como yo desea serviros, Por no daros un pesar, No se buscara un alivio; No se buscara un alvio;
Vine à veros para daros
Cuenta de que ya, advertido
El Conde en nuestro concierto,
Obligado à los servicios
De mi casa y de la vuestra
( Que los principes invictos
Nunca mas lo son que cuando
Honran à los suyos), vino
En mi casamiento; estaba
Sola Blanca, y vo muy fino. En int casamento; estaba Sola Blanca, y yo muy fino, La ocasion muy á la mano, El riesgo no prevenido, Vos ausente, ciego amor; Juzgad si con lo que he dicho, Queriendo bien á una dama, Hiciérades vos lo mismo.

DON GARCÍA. Aunque debiera ofenderme, Enrique, de que atrevido Profanásedes en Blanca Lo sagrado de este sitio, Como á hijo os reprendo Y os perdono como á hijo; Y si hasta aqui vos y yo, A fuer de nobles, quisimos, Con intervencion del Conde, Y no por otro camino, Disponer nuestros conciertos, Ya es forzoso, ya es preciso... Pero esto no es para aqui; Enrique, venios conmigo.

ENRIQUE. (Ap.) Esto es peor, porque el Conde Queda acá dentro escondido, Y Blanca... Mienten mis celos, Y miento yo si imagino Que en su opinion...

DON GARCÍA.

No venis.

Enrique?

ENRIQUE. (Ap.) Cielos divinos, | Cletos dividos, Solo contra mi indignados, Nunca para mi propicios! | Ay Blanca, ay Conde, ay amor, Ay celos, ay honor mio! A buen tiempo mi vida habeis traido, Pues hallo el daño huyendo del peligro. BLANCA

Llorando se entró, y me deja El corazon afligido. (Vanse don Garcia y Enrique.)

#### Sale EL CONDE.

Ahora, que puede el alma De tus engaños fingidos Quejarse, culpando...

BLANCA.

Espere Vuestra alteza, y advertido De mi honor y de mi esposo, No ofenda al blason antiguo De Cardonas y Moncadas; Ya es Enrique mi marido. Si hasta ahora, temerosa De su poder, he admitido Con lisonjas aparentes Galanteos permitidos, Gaianteos permitidos, Ya son ajenos mis ojos, Ya tengo dueño, a quien rindo El alma, ya no he de dar A otra atencion mis sentidos; Y asi, no hay medio, Senor, Ni le siento m le admito, Entre morir ó casarme.

CONDE. Oye, mi bien, dueño mio.

BLANCA. Perdóneme vuestra alteza Si grosera me desvio Sin responderle, aunque pienso Sin responderie, ainque pie Que con desaires le obligo; Porque celoso y amante, Poderoso y despedido, Es fuerza, viendome ajena, Que entre quejas y suspiros Tuerza su decoro el llauto Y aje su semblante el brio O el despecho el enojo; Y ones ya con lo que ha vis Y pues ya, con lo que ha visto, Fuera culpa el estimarlo, Serà lisonja el no oirlo .-Elvira, acompana al Conde. (Vase.)

CONDE.

Si va mi dolor conmigo, Yo basto para mis males.

(Vase.)

Gracias à Dios, que han salido Libres mi vida y honor De tan ciego laberinto.

## JORNADA SEGUNDA.

Salen BLANCA v DOROTEA.

Dime otra vez, Dorotea, Y otras muchas, lo que pasa.

DOROTEA.

Que busqué à Enrique en su casa Tercera vez.

¿Quién desea Volver à excusar su mal Sino yo? Y dime, ¿te babló Desvan?

DOROTEA.

Y me lo nego. BLANCA.

¿Que en fin viste à Enrique?

DOROTEA.

Hay tal Porfiar! Digo, Señora, Que antes de llamar le oí, Y que se escondió de mi.

BLANCA. Que asi ofenda à quien le adora! DOROTEA.

Y agradéceme que callo Cosas, que si las supieras, U olvidaras ó murieras.

Pues dilas, porque me hallo A tiempo que pasaré Los desaires que hace Enrique Conmigo, porque no aplique Mas diligencias mi fe Y cuéntamelo de modo, Que me ofenda mas y crezca El pesar, y lo padezca El alma, y me aflija todo.

Digo que le oi, y despues, Para llamar mas segura, Para llamar mas segura, Le vi por la cerradura De la liave; llamé pues; Negáronme à Enrique, y vi Su espada, capa y sombrero Puesto en una silla; quiero Entrarle à buscar, y alli Fué el turbarse los criados V al aufracerme to: Y el enfurecerme yo; Pero nada me valio; Y en fin, dejando apurados Todos los indicios, viendo Que en vano era mi porfia, Le dije que yo sabia Que l'urique me estaba oyendo; Y así, pensaba contarte Cuanto habia visto, y Desvan, Con un buriesco ademan, Dio: « Delis de canserta: Dijo : « Deja de cansarte ; Dijo: « beja de cansarte. Porque no te ha de servir Que te oiga, si es mi señor be los sordos el peor; Digo, el que no quiere oir.» Supe tambien que no ha vuelto Enrique à palacio mas, Y que á no volver jamás A su alteza se ha resuelto ; De donde puedo inferir Que es verdad cuanto has pensado, Y que el Conde le ha mandado Apartarse y desistir De su amor. Este es, Señora, El fin que tienen tus dichas.

Ahora, ahora, desdichas! Pesares, ahora, ahora; Mas ;ay, que llego a advertir Que un pesar y otro pesar Ninguno basta à matar, Y todos saber herir! Viòse traicion semejante En un hombre bien nacido? Enrique ingrato y querido, yo ofendida y constante? El à aborrecer y huir, yo á rogar y querer? Ob mal haya la mujer Que su amor llegó à decir Jamas, porque el mas rendido Amante, el mas lisonjero, Tarda en ofender grosero Lo que en juzgarse querido! Pues no ha de alabarse el Conde,
Ni Enrique, ni la fortuna,
Ni el amor, que en su importuna
Accion mi lealtad se esconde;
Porque para las porfias
Del Conde tengo mi honor,
Para el grosero temor
De Enrique, las ansias mias. De Enrique, las ansias mias; Para la fortuna tengo El no tener que perder,

Y para el amor, el ser Yo quien de mi amor me vengo; Llore pues, pero no tauto, Que elija el llorar remedio Para arder ; dése al remedio Lo que se ha de dar al llanto.— Dorotea, yo he llegado Al estado que has sabido; Sin ser culpada he creido Que el Conde se ha declarado Con Enrique. DOROTEA.

Ser podia;

Mas ¿ qué intentas?

BLANCA. Dorotea,

Parezca delito, y sea Fineza la verdad mia; Ocasion he de buscar De ver al Coude, y si fué Muda hasta ahora mi fe, Pues sé morir, sabré hablar. La voz sola me quedó; Piérdase, pues me perdi, Porque no ha de haber en mi Nada que sea mas que yo.

## Salen OCTAVIO Y ELVIRA.

OCTAVIO.

Segun esto, yo me holgara Que el Conde y Blanca se vieran, Porque los dos dispusieran Como Enrique se aquietara.

Blanca está aqui.

OCTAVIO.

Pues, Señora,

Será bien hablar con ella Del Conde?

Si, y ofrecella Tu favor puedes abora.

DOBOTEA.

Disimula.

BLANCA. Mal podré.

ELVIRA.

Blanca?

BLANCA.

¿Elvira?

ELVIRA.

Disgustada

Parece que estás.

BLANCA. No es nada.

Si de mí os guardais, me iré, Blanca; mas quiero advertiros Que se vuestro mal, y espero Que yo he de ser el primero De quien habeis de serviros, Si le quereis remediar.

ELVIRA.

Prima, en vano es recatarnos De Octavio, que ha de ayudarnos, Y es por quien ha de pasar Cualquier medio que hoy se intente Para aquietar el cuidado
De Enrique, pues le ha contado
Su ausencia el Conde, y la siente
Por el riesgo de tu honor, Tanto, que te ofrece aqui Su persona.

El Conde?

(Vase.)

OCTAVIO.

Blanca.

BLANCA.

Luego (no es su amor, Su persona, su crueldad, Sus celos y su violencia Causa de la injusta ausencia De Enrique?

OCTAVIO.

Blanca, mirad

Que no os merece esa ofensa
La atencion con que procura
El Conde dejar segura

Vuestra opinion, cuando piensa
Como principe vencer
Su pasion, asegurar

Que, siendo vos su mujer,
Quedeis seguros los dos.

Yo sé que se ha declarado Con Eurique, y él, de honrado, Se retira.

OCTAVIO

No, por Dios;
Antes, viéudoos lastimada,
Y à Enrique mai ofendido,
Desea, compadecido
De vuestra fortuna airada,
Poner él propio el remedio,
Pues en él se ocasionó
La sospecha, y juzgo yo
Que era el mas seguro medio
Veros con el Conde.

BLANCA

¿Quién, Cuándo, para qué ó adónde Me he de ver yo con el Conde?

Prima, repara...

BLANCA.

¿ Tan bien
Con sus visitas me ha ido,
Que le quiera ocasionar
A mi opinion un pesar
Cuando de otro aun no he salido?
No, Elvira; ya, por mi mal,
Que soy desdichada sé;
Ya me perdi, ya enoje
A Enrique, ya, desleal
Al decoro de mi fama,
Me aborrece; ya no espero
Salisfacerle, ya muero
De su hielo y de mi llama;
Ya sé que el Conde es señor
Y que me puede amparar;
Pero si me ha de costar
Este remedio el temor
De verle al Conde en mi casa,
Y que lo llegue à saber
Enrique, mas quiero arder
En el fuego que me abrasa.

Forzoso es que te replique
Y advierta que no es buen medio
No valerte de un remedio
Que ha de hacer dichoso à Enrique;
Tú no le has de aborrecer,
Tu honor te ha de asegurar,
El, ó no se ha de casar,
O se ha de satisfacer;
Tú le ruegas, él se esconde,
Y el remedio de este error
Es satisfacer su amor;
Pues ¿quién podrá sino el Conde?
Porque à ti no te ha de oir.
A mi no me ha de creer,
Octavio no ha de poder
Su sospecha disuadir;

El tiempo ha de hacer mayor Cada dia este pesar, Y tú no has de declarar. A tu padre tu temor; Y así, el mas preciso modo De abonar tu honor es ver Luego al Conde, y disponer Medios que le abracen todo.

OCTAVIO.

Paréceme que procura Vuestro honor Elvira.

DOROTEA.

Ahora ¿En qué reparas, Señora. Y mas cuando estás segura De que Enrique venga á verte, Cuando aun buscado se esconde?

Octavio, bien sé que el Conde, Si atiende à quién es, y advierte Que por su ocasion estoy Lastimada y ofendida, Su honor, su estado y su vida Debe arriesgar; mas no soy Tan vana, que me lo crea, Tan facil, que me asegure, Ni tan necia, que procure No pensar si lo desea; Y si ha llegado à creer, ¿Qué es creer? à suspechar, A lingir ó à imaginar Que el verle yo pudo ser Sombra, indicio ó presunción De algun agrado...

Señora,

Solo atiende el Conde abora A abonar nuestra opinion; Que esto es lo que debe hacer El que se precia de honrado Cuando tiene aventurado El honor de una mujer.

BLANCA.

Pues, Octavio, ya que advierte El riesgo en que estoy el Conde, Ya que à quien es corresponde, En un peligro tan fuerte Me valdré de su valor Contra mi desdicha; pues, Por amante, por cartes, Por galan y por señor. Debe ampararme, y de vos Lo fio.

OCTAVIO.

Creed tambien
Que procuro vuestro bien
Y el de Enrique.

Octavio, adios. (Vase)

Él os guarde.

(Vase.)

(Vase.)

Dorotea . Ten cuenta, porque vendra El Conde.

Pues entrará

Sin que ninguno lo vea.

BLANGA.

Digo mi mal, mi pena no se entiende; Vivo sin alma, adoro sin ventura; Celoso el Conde, mi quietud procura; Amado Enrique, mi lealtad ofende. Mi ardor me hiela, su temor me en-

En mi es fineza lo que en él locura, Todo mi presuncion me lo asegura, Y nada mi ventura comprehende.

Amor, pues muerta con llorar teobli[go;
Cielos, pues fiel vuestra piedad imploro;
Penas, pues vuestras iras no mitigo,
Lograd las ansias con que à Enrique
[lloro,
Persuadid la verdad con que le sigo
O quitadme la fe con que le adoro.

Salen ENRIQUE y DESVAN, de noche.

DESVAN.

En fin, ¿te has determinado A verte con don Garcia?

ENRIQUE.

Si, porque era cobardia , Despues de haberme negado, Enviándome lioy á pedir Don Carcia, en un papel, Que venga á verme con él A su casa, no venir.

DESVAN.

Y ¿cómo piensas hablarle? ¿De yerno cabizcaido O de amante despedido? Pues, si llegas à quitarle El mi señor, me parece Que enfarecido te habla, Que se endemonia, se endiabla, Se ensayona o se ensuegrece.

ENRIQUE.

¡Qué ignorancia! Entra à avisar Que estoy aqui à don Garcia.

DESVA

Voy; però saber queria En esto de ver y hablar A Blanca, si hay ocasion, Còmo te va.

Bien, porque Ya en mi vida la veré.

i Notable resolucion!
Pero no se compadece
Proponer no verla mas
Con estar adonde estás
Ahora; antes me parece
Que hablaras récio al entrur,
Y por si te llegó à oir.
Saldrás de espacio al salir,
Y entonces te ha de pesar

ENRIQUE.

¡Qué poco

Sabes de honor!

Cada pié un quintal.

Es verdad:

Pero tú de voluntad Sabes menos.

ENRIQUE.

Cuanto foco
Me afrenta en mis celos, cuando
Tan à mi costa estoy viendo
Que el Conde me está ofendiendo,
Que Blanca me está engañando;
Y fingiendo que ama à Elvira
El Conde, la tiene amor
A Blanca, y cuando mi honor
Confiando se retira
A sentir el no poder
Estar con ella, creyendo
Que lo mismo está sintiendo
Blanca (jay de mi²), llegué à ver
Su culpa tan evidente,
Que con facil persuasion
Me niega à mi la ocasion,
Y al Conde se la consiente.
Para mi se hizo el temer,

El huir, el recelar,
Y para el Conde el hablar,
El permitir, el querer.
Tan desiguales extremos
Caben en un alma y puede
Amar, que Blanca se quede
A solas; pero dejemos
De darle a un pecho afligido
Esto mas que padecer,
Pues cuando es culpa el querer,
Es pena el haber querido;
Y así, no me acuerdes mas
La causa de mi mal; deja
De renovarme una queja,
De que no espero jamás
Consuelo ó satisfaccion.
Blanca es mujer y me olvida,
Soy noble, y está ofendida.
Y aumenta mi indignacion
Si me acuerdan su desden;
Esta es accion natural,
Y no quiero pensar mal
De lo que he querido bien.

DESVAN.

Vive Dios, que lo has tomado Muy de veras.

Si está lleno
El corazon del veneno
Que el Conde y Blanca me han dado,
¿Es mucho que por los ojos
Y por la boca se salga,
Sin que la medida valga
A reprimir los enojos?
No, Desvan.

Tienes razon;
Mas ¿cómo, estando compuesto
De amor tu pecho, tan presto
Se ha llenado el corazon
De sospechas? ¿No podian
Resistir, si lo intentaban,
Las finezas que se estaban
A los celos que venían?

ENRIQUE.

Y aun por ser mucho el amor Que tuve á Blança, este olvido, Nuevamente introducido, Es tanto, porque al favor, A la fineza, al agrado Sucediendo la sospecha, Quedó aquella fe deshecha, Aquel sol tiranizado; Y como el que un vaso tiene Lleno de un licor sabroso, Si echan de otro venenoso Cantidad menor, se viene A apoderar el veneno De todo el licor, de modo Que el vaso es veneno todo, Y está de ponzoña lleno; Asi el pecho, aunque se vió Lleno de amor, alimento Dulce de mi pensamiento, Luego que en él se mezcló El veneno de los celos, Creciendo su tirania, Cuanto fué dulce alegría Volvió en amargos desvelos.

DESVAN.

Al discurso me acomodo, Y aunque hasta aqui le dudé, Le admito, y le esforzaré Con un simil à mi modo. ¿Comiste acaso avellanas, Y al gustar de su comida. No has partido una podrida, Despues de cuarenta sanas, Y aquel mal sabor es tal, Que te hace arrojar tambien Las que te supieron bien,
Porque una te supo mal?
Pues aplica à tus recelos,
Si es que el efecto has sentido,
Aunque yo nunca he creido
Que sean verdad tus celos.
Cuanto al Conde, antes me ajusto
A que Blanca corresponde
A Octavio, y que trata el Conde
Su casamiento y su gusto;
Porque darle la criada
De Blanca un papel, y luego
Por la noche, entrando ciego
A dejar averiguada
Su sospecha don Garcia,
Haberle visto primero
En el patio bacer terrero
A una reja, donde habia
Gente, y dando yo à la calle
La vuelta, verle salir
Por el jardin, y encubrir
De mi su rostro y su talle,
Bastantes indicios son
Para pensar que es Octavio,
Y no el Conde, el que à tu agravio
O à tus celos da ocasion.

ENRIQUE.

Mas de una vez he dudado, Si, que pueda ser el Conde A quien Blanca corresponde; Porque desde que enojado De aquesta casa salí, Y al Conde con Blanca hallé, Y at Conde con Bianca naile, Como en palacio no entré Ni à ver à Blanca volvi, De esta calle no he faltado Noche ninguna, y no ha habido Sombra que pueda haber sido Ocasion de algun cuidado, En cuyos mudos desvelos Blanca empeñada se vea; Mas doy que el Conde no sea Dueño fatal de mis celos; Doy que sea Octavio el galan De Blanca; ¿ será por eso Menos culpable suceso, Menos culpable suceso,
Y en mi engaño? No, Desvan.
Ya quise à Blanca, y crei
Que era firme su belleza;
Ya me dió celos su alteza,
Ya en las dudas consenti.
Neguéme à Blanca, à su padre
Y al Conde: à Blanca, por ver
Que en mi honor no puede haber
Satisfaccion que me cuadre;
A su padre, porque va Satisfaccion que me cuadre; A su padre, porque ya Celoso y honrado intento Estorbar yo el casamiento Que el facilitando está; Al Conde, porque es mi dueño, Y no le he de ocasionar su amor otro pesar à mi lealtad otro empeño; pues se niega mi fama una beldad que me ciega, A un amigo que me rues A un principe que me infama,
Y finalmente, al poder
De mi propia voluntad,
Que no es la dificultad
Donde hay menos que vencer,
En el lance peligroso
Donde empeñado me ves,
Ma disemberá corriée. Me disculparé cortés, No me casaré celoso. Entra pues, y á don García Di que aguardándole estoy.

DESVAN.

Voy.

ENRIQUE.

Espera.

DESVAN.
Ya no voy.
ENRIQUE.
Un hombre sale, desvia.

Sale DON GARCIA.

DON GARCÍA.

Ya tarda Enrique, y crei
Que anduviera mas cortés.

DESVAN.

Llega, ¿ qué dudas? Él es.

ENRIQUE. Señor don Garcia, aqui Me teneis.

DON GARCÍA. Enrique, seais Bien venido, y ya colijo Que es verdad que sois mi hijo.

ENRIQUE.

¿En qué?

DON GARCÍA.

En lo que me costais;

Pues desde la noche cuando
Con Blanca os hallé, jamás,
Enrique, os he visto mas
En mi casa; y preguntando
Por vos en palacio, oí
becir que no habeis entrado
A ver al Conde; he pensado
Si hay algun pesar; y asi,
Cuatro veces os busqué
Para ofreceros mi casa
Y mi persona, y si pasa
La pena adelante, fué
Corta mi dicha en no hallaros,
Y por eso os escribi.
Mas no estamos bien aquí;
Entrad, que tengo que hablaros
Muchas cosas.

ENRIQUE. (Ap.)
Esto ahora
Faltaba (¡ah suerte enemiga!);
Con mas tinezas me obliga
Don Garcia cuando ignora
Su desdicha y mi temor.

DON GARCÍA.

¿Qué decis?

ENRIQUE. Que esa amistad

Os sabré estimar.

DON GARCÍA.

Entrad

Entrad. (Vase.)

ENRIQUE.
¡Ah cielos! Ah Blanca! Ah honor!
¿Quién, quién me dijera á mi
Que habian de sentir mis males
El pisar estos umbrales,
Que aun besar no mereci? (Vase.)

DESVAN.

Los dos se entraron; ¿qué haré, Sino dormir ó cantar, O tener miedo ó pensar Mis pecados? No lo sé.

Salen DOROTEA, EL CONDE y OCTAVIO, de noche.

Con dos hombres mas, por Dios, Viene sola una mujer; Muy firme debe de ser, Que no tiene mas de dos. Y pues el rato me truecan, Y yo no me le he buscado, Ya yo se lo que he pecado; Quiero ver lo que ellos pecan. DOROTEA.

Bien puede entrar vuestra alteza; Que Blanca le aguarda.

DESVAN.

Cómo? CONDE.

¡Octavio!

OCTAVIO. Gran señor!

DESVAN. Tomo

Que me rompan la cabeza De bien à bien; estos dos Me han visto.

OCTAVIO. Te be de aguardar? CONDE.

Si.

OCTAVIO. Pues yo bajo á esperar En el patio.

CONDE. Adios. OCTAVIO Adios.

(Vanse el Conde y Octavio, cada uno por su lado.)

DESVAN.

Oh, qué bueno!

DOROTEA.

Allí está un hombre Solo, que me da cuidado

Conocerle. DESVAN. (Ap.) Y ; qué pagado Quiere Enrique que me asombre Que por la calle no pasa Una sombra ni un azar! Pues ¿qué sombras ha de ballar,

Si entran los cuerpos en casa? DOROTEA.

¿Quién está aquí?

DESVAN. (Ap.)

Aquesta es Dorotea, y es partido No darme por entendido De lo que he visto.

DOROTEA. Hable pues.

DESVAN. De espacio; baste el rigor, Ronda fatal del fregado.

DOROTEA. ¿Qué es esto?

Que se ha bajado

El desvan al corredor. DOROTEA. (Ap.)

Válgame Dios! ¿Si le ha visto Desvan à su alteza?

DESVAN. (Ap.) ¡Hoy muero!

DOROTEA. (Ap.) A Octavio y al Conde quiero Avisarles.

DESVAN. (Ap.) Mal resisto

Mi temor.

DOROTEA. ¿Qué hacias, Desvan? DESVAN.

Está Enrique, mi señor, Con tu amo.

> DOROTEA. (Ap.) Esto es peor.

DESVAN.

Y cansado del zaguan, Al corredor me subi.

Aunque quiera hablar, no puedo, Desvan; porque tengo miedo De que nos hallen aqui. DESVAN.

DOROTEA. (Ap.)

Prevendréle à Octavio De que Desvan le vió entrar. Por si puede deslumbrar Su sospecha, cuerdo y sábio; Y diréle lo que pasa, De camino, á mi señora, Que está con el Conde ahora, Y Enrique dentro de casa. (Vase.)

Esto se va disponiendo Todo lo peor que puede. Plegue a Dios que yo no quede Por las costas; y así, entiendo Es cuerda resolución Coger la de Villa-Diego Antes que se encienda el fuego Y haya mayor confusion. (Vase.)

Salen EL CONDE Y BLANCA.

CONDE.

Prosigue, Blanca, en tu intento.

BLANCA.

Vuestra alteza, gran señor, Me escuche.

CONDE.

Siempre mi amor Vive à tu opinion atento.

BLANCA Acordarle, Señor, á vuestra alteza Lo que debe à su sangre, à su nobleza, A su amorosa llama, A mi padre, á mi esposo y á mi fama, Es pensar que ha podido Entregarlo al olvido; Y pues no es acertado (Suponiendole principe olvidado) Infamar su decoro Para abonar las penas que yo lloro; El tiempo es breve, el lance peligroso, El lugar sospechoso, Yo mujer, vos galan, mi padre honrado, Mal seguro mi estado, Comun el daño, el riesgo conocido; Oiga pues, y sabrà à lo que ha venido. Enrique no me ha visto desde el dia Que, airado, quiso la desdicha mia Que solos nos hallase; No es mucho que temiese y se ausen-Porque encontrar quien ama [tase; solas à su dama Hablando con un hombre De nobles partes y de ilustre nombre, Y no ver mas sus ojos Por no templar en ellos sus enojos, No esdesaire, es valor; no es groseria, Fineza es noble; porque no seria Sino infamia y bajeza Tener que ponderarle à la belleza. Vos soís la causa , vos el instrumento De las penas que siento , De los daños que lloro ; De vos me valgo, vuestro esmi decoro, Y mi opinion es vuestra; Haced alarde, haced bizarra muestra, Principe esclarecido, Del valor adquirido, Del honor heredado, Por mas que, lastimado En tanto empeño, vuestro mal replique.

Satisfágase Enrique, Cáseme yo, remédiese mi fama; Una mujer compadecida os llama Para que la ampareis, y solamente [te, Quiero que hagais en la ocasion presen-No lo que debe hacer un noble amante O un principe constante, Sino lo que un hidalgo caballero , Cualquier particular. Soloesto quiero; Pues, por mujer, de nadie me ampa-Que á su costa mi honor no procurara. Esta es, Señor, mi pena y mi fatiga; Si á piedad os obliga, Para que la sepais os he llamado; Ved lo que os toca hacer á ley de hon-CONDE [rado. Respondiendo à los cargos que me has [hecho, Digo, Blanca (Ap. Un volcan tengo en [el pecho; Porque la adora el alma y ser intenta Tercera de su amor y de mi afrenta); Digo pues que no he visto A Enrique. (Ap. Mál resisto Este ardor.)

BLANCA. ¡Qué! ¿Os turbais? CONDE.

A la memoria Blandas lisonjas de mi antigua gloria (¡Ay Blanca!) me acordaron.

BLANCA.

Mirad ...

CONDE.

No os enojeis, ya se pasaron; Y pues me habeis llamado para hacer-[me Dueño de vuestra pena, he de vencer-

me, Procurando de Enrique el casamiento; Y advertid que no es poco lo que in-Porque os amo de suerte, ítento. Que lo que no pudiera, no, la muerte, Que era encubrir mi amor, vuestro de-

Coro Lo ha podido (; ay de mí!); porque os Tan firme, tan constante, Que, à ser posible... adoro

BLANCA

No pase adelante Vuestra alteza; repare que no es medio Ese de procurarme à mi el remedio, Y la opinion à Enrique.

CONDE.

Razon tienes, Blanca, en las culpas que à mi amor pre-Pero estando contigo. [vienes: Aunque à callar me obligo, Publican mis enojos Las lenguas de los ojos; Si no puedes contigo no enojarte, Yo no puedo conmigo no mirarte.

BLANCA.

Pues por quitar la causa, me iré. CONDE.

Espera, Blanca; no hagas mi culpa mas grosera; Ya me voy.

BLANCA. Dios os guarde. (Vase.) CONDE.

De mi fia Que asegure tu honor la atencion mia. ¿Quién habrá (¡ay cielos! ay amor!) que crea

Que pueda tanto contra mi, que sea En mi opinion forzoso

Rogar amante y padecer celoso? Pero tanto podra quien tanto adora.

Salen al paño DON GARCÍA T ENRIQUE.

DON GARCÍA. Por no dar qué decir, no salgo ahora, Enrique, à acompañaros. ENRIQUE.

Aqui habeis de quedaros.

DON GARCÍA.

Adios, hasta mañana; y estad cierto Que no baste á estorbar nuestro con-El Conde. cierto Vase.)

Un hombre sale; ¿si es su padre De Blanca?

ENRIQUE.

No hay consuelo que me cuadre, Cuando adoro ... Mas ; ay de mi! ¿Qué O lo finge el deseo. [veo? O del cuarto de Blanca...(¡Qué recelos!) Vamos de espacio, celos.

(Se va el Conde encubriendo, y Enrique le va siguiendo.)

Salen al paño BLANCA y DOROTEA.

BLANCA.

Enrique con mi padre?

DOROTEA.

Si, Señora;

Desvan lo dijo ahora.

BLANCA. No es posible que el Conde haya salido; Quiero avisarle, para que, advertido, Se recate de Enrique.

> DOROTEA Haslo pensado

Muy bien.

CONDE.

Algun criado Debe de ser; y cuando no, no quiero Que llegue á conocerme. (Vase (Vase.) ENRIQUE.

Rabio, muero

De celos; ¿á estas horas (¡Ah sospechas traidoras!) [bio! En el cuarto de Blanca un hombre? ¡Ra-Pero eusu sangre vengaré mi agravio; Mas no, porque está en casa don Gar-

Y es publicar su infamia con la mia. Seguirle quiero hasta la calle, adonde, Si me niega quién es...

(Llega Blanca à detener à Enrique, creyendo que es el Conde.)

BLANCA.

(Ap. Este es el Conde.) Vuestra alteza, Señor ...

ENRIQUE. (Ap.)

¿Qué es lo que escucho? Con nuevos daños lucho.

Ab proceder ingrato! BLANCA.

Procure con recato

Salir, y no publique Mi error, porque está Enrique Con mi padre, y no es justo que lo vea. ENRIQUE.

Dime despues que tus mentiras crea, Fácil, ingrata, aleve ...

BLANCA.

Ay Dios! ¿Qué es esto?

Es Enrique?

No soy sino un compuesto De desdicha y de agravios.

Saliérase mi vida por los labios Antes que en tu creido desengaño Oyeras á tu costa y en mi daño, Con señales tan ciertas, Deshonras vivas y verdades muertas.

ENRIQUE. Dime ahora, injusto dueño De mi infamia; dime ahora, Des mi infamia; dime anora, Despues de agravios creidos, Mal estudiadas lisonjas. ¿Era el Conde (joh rabia! oh celos!), Muerte del honor, ponzoña Del alma, desasosiego Buscado de la memoria? ¿A estas horas de tu cuarto Sale el Conde? Y ¿á estas horas Yo sintiendo mi desdicha, Tú buscando mi deshonra? Que no perdone mi vida Quien à su honor no perdona; Si me olvidas, ¿para qué Me buscas? Y si le adoras ¿Para qué le engañas? ¿Tanto Tu facilidad te informa, O te divierte, ó te inclina, O te persuade, ó te postra, Que aun no obras con disculpa La eleccion? Siendo una sola, Fueras ingrala à mis penas Y agradecida à las otras. A mi en mi casa me ruegas, Y en la tuya me deshonras; Tú à entrambos nos ofendes, Y con ninguno te abonas Matame pues, vence, triunfa De los dos; y pues no importan Prevenidas advertencias Contra vanidades locas, Añade culpas á culpas celos à celos; goza Del Conde ...

BLANCA.

Bueno està, Enrique; Bastan los cargos, reporta El alivio que en tus quejas Busean tris ansias celosas Tan à mi costa, y repara En que, si sufri hasta ahora Desesperaciones tuyas, Fué porque atendió tu boca A tu queja, y no à mi agravio, Que es muy diferente cosa.

Dices bien, tienes razon:
Yo te ofendo, tú me adoras;
Yo me engaño, tú me obligas;
El Conde no viene á cosa
De mí agravio, ni él ha estado
Aquí, ni salias ahora A que de mi se guardase. Sueño fué, mentira y sombra Mi temor ; cuando le hallé Hablando contigo à solas, Trataba mi casamiento, Y él quiere à Elvira, y no es otra La ocasion de su cuidado. ¿Hay mas que decir?

Enrique, el pesar ardiente De las penas que te ahogan, Y repara...

ENRIQUE. Vive Dios. Blanca, si el salir me estorbas,

Que por este corredor Me arroje, porque conozcas De mi amor desesperado La barbaridad mas loca. Déjame, y no dés lugar A que tu padre nos oiga ; Quede entre los dos secreta To culpa, y fia, Señora, Que te la sabré callar, Pues soy á quien mas le importa Pues soy à quien mas le import Tu honor, tu persona y vida; Y ya tan sola una cosa Te pido, y es, que me dejes Morir de mi pena propia; Que adores al Conde es justo En apacible concordia; Blandas lisonjas le animen, Pues tiernos lazos le adornan; Que padezca yo vencido, Que vivas tú vencedora, Pero sin verme jamás; Porque, siendo ya forzosa Porque, siendo ya forzosa En mi muerte mi desdicha O mi infamia en tus lisonias, Curando penas con penas, Hoy me conviene, hoy me importa, Pues no he de excusar mi muerte. Elegir la mas dichosa, Muriendo de mi desdicha Antes que de tu deshonra. (Vase.) BLANCA.

Enrique, Señor, mi bien (¡Oh desdicha rigurosa!), Así te vas? Oye, escucha: Si mi vida, si mis obras Han pensado contra ti nan pensado contra la Leve culpa, fácil sombra... ; Ay de mi, cuán en mi daño! Ay de mi, cuán á tu costa Te han salido mis finezas, Pues crece tu agravio en todas! Si encubro el amor del Conde Con prevencion amorosa, Por no avivar tus sospechas, Por no avivar tus sospecnas, Resulta en culpa notoría De mi verdad el secreto; Si hablo con el Conde á solas. Para estorbar su cuidado, Con resolucion heróica Confirma Enrique sus celos; Y si salgo cuidadosa A prevenir su recato, El primero con quien topa Mi desdicha es con mi amante. En qué, cielos, os enoja La verdad, que los inceros Contra quien la dice informan? Llore la mayor desdicha, Pues es la mayor de todas Ofender con las finezas Y agraviar con las lisonjas.

## JORNADA TERCERA.

Salen EL CONDE y OCTAVIO por una puerta, y ENRIQUE por la otra.

OCTAVIO.

Enrique ha venido ya.

(Vase.)

CONDE.

Déjame à solas con él.

ENRIQUE.

Ay de mi! ¿Qué me querra El Conde?

CONDE. (Ap.) IAh pena cruel! Conjurado el cielo está Contra mi amor, pues me obliga Blanca, por mi y por su honor, A que yo à Enrique le diga Mi muerte, Paciencia, amor; Que ya es fuerza que prosiga.

ENBIQUE. (Ap.)

El Conde anoche (jay de mi!) El Conde anoche (jay de mit)
Con Blanca, y llamarme ahora;
Ver yo lo que pasó allí,
Saber que su amor la adora;
Estar con Octavio aqui;
Volverse Octavio, y quedar
A solas con mis recelos;
Amor, ¿en qué han de parar
Unos celos y otros celos,
Un pesar y otro pesar?

CONDE:

Dos quejas tengo de vos, Enrique.

ENRIQUE.

Aunque yo no sé Que sean ciertas, no, por Dios, Decidlas; procuraré Satisfacer á las dos.

Seis dias há que no me veis, Enrique, y no lo acertais; Pues cuando en mi amor teneis Buen lugar, le aventurais Con los retiros que haceis. Quien os vió ayer á mi lado, Y hoy vuestra ausencia ha sabido, No es cierto que habra pensado Que os he desfavorecido O que me babeis enojado? Luego es error, cuando aquí En la amistad de los dos Lugar en mi pecho os di, Haceros culpado à vos. O bacerme mudable à mi.

ENRIQUE.

Gran señor, si yo creyera... (Ap. ¡Valgame Dios! ¿Quién pensara Que tales quejas me diera El Conde?) Si imaginara, Gran señor, que os ofendiera Con no veros ...

CONDE.

Esta queja, Enrique, toca á mi amor No mas: el os aconseja, Oue no os culpa, Mi valor Me admira: y asi, la deja Sin oir satisfaccion. (Ap. Amor. callad'y sufrid.) Mayores los cargos son En la segunda.

ENRIQUE.

Decid. (Ap. ;Qué notable confusion!)

Por qué causa dilatais El cumplir con don Garcia, Casándoos? No respondais; Que en la dilacion de un dia Mil riesgos ocasionais, En que peligra el bonor De Blanca, la calidad De su padre, vuestro amor Y aun mi propia autoridad.

ENRIQUE.

¿Qué es lo que escucho, Señor?

CONDE.

Diréisme que ha procedido Vuestra dilación de mi , Pues visteis cuán desabrido A su padre respondi

De Blanca, y vos, advertido, Recatado, leal y atento, Crevendo que era mi intento Darle otro dueño, templasteis Vuestro amor, y diatasteis Hasta ahora el casamiento. Pues no, Enrique; no ha de ser Causa de agravios mi gusto; Blanca es ya vuestra mujer, Lo contrario no era justo; Y así, no se debe hacer. Don García es la persona A cuya pluma y espada Le debe mas Barcelona, Vos sois honor de Moncada, Blanca es honor de Cardona. Don García se querella De mi, y no hay medio que cuadre Sin casaros. Blanca es bella; Y así, cumplid con su padre, Con vos, conmigo y con ella; Y así, Enrique, efectuad Vuestra boda, y excusad La queja de don Garcia, La de su hija y la mia, Pues todos dicen verdad. Quedará Blanca obligada, Su padre reconocido, Barcelona asegurada, Vos dichoso, yo servido, Y mi intencion bien lograda.

ENRIQUE. (Ap.)

¿Qué escucho? ¡Oh pena! Oh rigor! Pero ¿qué duda el valor, Que al Conde...

CONDE.

6 No respondeis, Enrique? Pero quereis Lograr (claro está) el amor De Blanca, y sacarme á mí Del escrúpulo en que estoy. (Hace que se va.)

ENRIQUE.

Espera, Señor; si fui Ciego amante, noble soy, Vuelva mi opinion por mi. Cuando sabe vuestra alteza Mi calidad, mi nobleza, Mi valor y mi fealtad, No es menester...

Esperad; ¡Hácia dónde se endereza Prevencion tan excusada Como acordarme el valor De vuestra sangre heredada?

ENRIQUE.

Para advertiros, Señor, Que en vos... Pero aqui no es nada, Señor ... (Ap. De espacio, recelos . No os asomeis à los labios, Pues si os pronuncian mis celos, Serán en mi rostro agravios Los que en el alma desvelos. No os halle la voz jamás; Si el Conde me aprieta mas, Temo...)

CONDE.

(Ap. El se ha declarado; Pero yo estoy ya empeñado, Y no he de volver atras.) Si acaso son prevenciones Para no os casar, Enrique...

No son sino presunciones De honor, para que no aplique Violentadas intenciones Vuestra alteza.

CONDE. Bueno està,

Enrique.

Si os ofendia Mi sangre, vertedla ya; Porque manchada no es mia, Y vertidalo será; Y pues nunca os ofendi, No será mucha fineza Verterla una vez por mí, De cuantas por vuestra alteza En el campo la verti.

CONDE.

¿Qué decis?

ENRIQUE. Que desde el dia Que mi amor os declaré, Y os dió cuenta don Garcia De mi boda, como hallé Que vuestra alteza tenia Que vuestra alteza tenia
Otro intento, desisti
pel mio. (Ap. Excusarme quiero
Sin riesgo de Blanca, si
Falté á mi dolor, pues muero,
Pero no me falte a mi.)
Y asi, Señor, vuestra alteza
No se empeñe en procurar
Esta boda por fineza
De Blanca, ó procure dar
Otro dueño à su belleza.

CONDE. (Ap. Enrique está receloso De mí, yo estoy empeñado, Blanca tiene peligroso Su bonor, Enrique es bonrado, Dou García está quejoso; Si aprieto a Enrique, le aumento Sus sospechas; si me voy, No logra Blanca su intento; Y si le logra, le doy A mi amor otro tormento. Pues ¿ qué he de hacer? Qué? Morir Primero que consentir Que por mi llegue à perder Su honor Blanca; esto ha de ser, A todo le he de salir.) Enrique, Bianca ha llegado Enrique, Blanca ha llegado. A quejasse de que he sido. Yo quien su boda ha estorbado, Y plensa que yo os impido. El que no estéis ya casado; Y pues yo nó os lo impedi. Y ella cuerdamente aqui. Mira el riesgo de los dos. Ni yo he de perder por vos. Ni yo he de perder por mi; Y pues vos se la pedisteis. A su padre, y admitió. Yuestra persona, y me disteis. Parte à mí, y el publicó. La elección que vos hicisteis, Y es tan bueno don García. Y es tan bueno don Garcia Como vos, y es sangre mia
Blanca, y ya se ha publicado
Que en su casa habeis entrado
Como galan, y seria
Culpa grave en su opinion
Dejar sin satisfaccion Este escándalo, que está Hoy pendiente, y lo será , Si ven cuán sin ocasion No os casais, y han de creer Los que han llegado à pensar Que es Blanca vuestra mujer, Que en mi hallasteis qué temer, O en ella qué remediar. Blanca se vale de mi, Su padre es noble; y así, Pues somos uno los dos, No os hagais ingrato à vos

Ni me bagais tirano á mi. Yo debo hacerle favores A don García, y si vos Heredais, serán mayores, Claro está, pues sois los dos Mis dos vasallos mejores. Casáos, pues; pero si ciego Dejais de cumplir conmigo, Obrará mi enojo luego, Siendo mayor el castigo En los desaires del fuego; Y justamente indignado De veros escrupuloso, Cuando os dejo asegurado, Quien no me atendió piadoso , Me habrá merecido airado.

ENRIQUE. ¿Qué es esto, honor?; Ay de mi! Sentidos... Mas yo me engaño, Porque despreciarme asi Porque despreciarme asi El Conde, es yerro, es engaño, Es ilusion; yo menti. No puede ser, mis oidos Me engañan, y cuando no, Mi honor viva, pues le echó Esta culpa a mis sentidos, Esta cuipa a mis sentidos, Pero a mi princípe no. ¿Salir el Conde a deshora Del cuarto de Blanca, y cuando Sé que la sirve y la adora, Y de mi se están guardando, Casarme con ella ahora? Oh violencia! Oh tiranía Del poder! no te empeñaras A menos costa, y seria Piedad tu airada porfía, Si la vida me quitaras Solamente, y no el honor; Pero ; qué importa el rigor, El ruego y la tirania , La violencia ó la porfia Del Conde? Muestre el valor Rostro esquivo á los rigores, Pecho firme á las violencias, Y entre agravios y favores, Prefiera mis conveniencias El duelo de mis amores.

## Sale DESVAN.

DESVAN. | Señor, ah, Señor! ¿ estás Solo?

ENRIQUE. Desvan, ¿ qué me quieres? DESVAN.

No puedo decirte mas, Mientras no me respondieres Si estás solo; ¿así te vas? ENRIQUE.

Suelta.

DESVAN. Señor, como hacias Visajes y tropelias, Y vi que à solas hablabas, Que allá te lo preguntabas Y allá te lo respondias, Que hablabas á álguien crei.

ENRIQUE. Aparta, necio; ; ay de mí! DESVAN.

Oye, escucha: la criada De Blanca...

ENRIQUE. ¿Qué dices? DESVAN.

Nada. ENRIQUE.

Pero si ya la perdi, ¿ Qué pregunto?

Con Octavio

La vi ahora.

ENRIQUE. Cierra el labio, Infame; pero, Desvan, ¿De veras? ¿Adónde están? ¡Oh lo que sufre un agravio!

DESVAN.

Junto á palacio les vi. ENBIQUE.

¿Qué dices?

DESVAN. Verdad, por Dios. ENRIQUE.

Pues sigueme.

(Vase.)

DESVAN. Voy tras ti. ENRIQUE.

(Vase.)

(Vase.)

Ay ingrata!

DESVAN. Plegue á Dios, Señor, que me saque á mi De loco, y á tí de amante; Porque estoy, segun inflero De nuestra vida inconstante, Trocado ya en escudero De algun caballero andante.

### Salen OCTAVIO y DOROTEA

DOROTEA. Lo que te he dicho pasó Anoche.

OCTAVIO. ¡Notable azar! DOROTEA.

Por excusarle un pesar A Enrique, se le aumentó. OCTAVIO.

Y Blanca?

En fin ...

DOROTEA. Pierde el sentido, Padece, suspira y llora, Porque tiene honor, adora A Enrique y le ve ofendido;

> OCTAVIO. Aqui están los dos.

Salen ENRIQUE Y DESVAN por la misma puerta.

DOROTEA.

Me encargó que este papel Le diese al Conde.

ENRIQUE. (Ap.)

ENRIQUE.

¡Ah cruel! (Saca Dorotea un papel de la manga.)

DESVAN.

Ya escampa.

Pues, vive Dios, Oue he de averiguar por mi Quién es dueño de este agravio; Aqueste papel, Octavio, No es para vos.

(Llega Enrique por detrás, y le quita-rá à Dorotea de la mano el papel que va à dar à Octavio.)

OCTAVIO. ¿Cómo? DESVAN.

De los truenos y los rayos, Ello bien me pueden dar; Mas, por Dios, que he de sacar De vergüenza á los lacayos.

OCTAVIO. (Ap.) Para el Conde era el papel, Y ha de confirmar su agravio Enrique, si le ve.

> ENRIQUE. Octavio.

Escuchad.

DOROTEA. (Ap.) Lance cruel! OCTAVIO.

Sin el papel , nada puedo Escuchar.

DESVAN.

Desvan, ¿qué esperas? Vive Dios, que va de veras; Casi casi tengo miedo.

DOROTEA.

Nada á Blanca le aprovecha. (Hace Desvan que va á meter mano á la espada, y detiénele Enrique.)

Mas ¿ qué miedo hay que me asombre? ¿ Luego le han de dar à un hombre Por la tetilla derecha?

Octavio, ó este papel Es de Blanca ó es de Elvira. Si es de Blanca, ¿ qué os admira El verme empeñar por él , Sabiendo que es dueño mio , Y que en reciproco empleo Vive feliz mi deseo A cuenta de su albedrio? Si es de Elvira, es para el Conde El papel, no para vo Pues si es de una de las dos, Y ninguna os corresponde, Fidelidad es, no error, Aquesta temeridad, Pues si es de Elvira, es lealtad, Y si es de Blanca, es amor.

Enrique, sea el papel De cualquiera de las dos, Viene para mi, y ni vos Ni el Conde sois dueño de él.

Pues, Octavio, yo lo tengo Ya en mi poder, y sabré Defenderle, y le tomé A todo riesgo, pues vengo Con esta resolucion; De ella no, no he de apartarme, Basten ó no á disculparme Mi lealtad ó mi aficion. Ya me llegué à resolver Soy noble, estoy empeñado, Y no os le hubiera tomado, Si os le hubiera de volver.

Pues, Enrique, aunque el lugar Me obligue à veneracion, Tomaré satisfaccion Donde se me hace el pesar; Y pues me le haceis aqui, Aqui he de vengar mi agravio. (Sacan las espadas Octavio y Enrique.)

Sale DON GARCIA.

DESVAN.

Cierra España.

DON GARCÍA. Enrique, Octavio, ¿ Qué es esto ? (Ap. Mas ; ay de mí! ¿Si es Dorotea ; ay honor! Aquella mujer?) OCTAVIO. (Ap.) Corrido

Estoy.

DOROTEA

Si me ha conocido, Soy perdida.

(Vase.)

ENRIQUE. (Ap.) Esto es peor; Pues si entiende don García La ocasion de este pesar, La culpa ha de resultar En su afrenta y en la mia.

(Vuelven á envainar las espadas.)

El diablo sin duda fué Quien à don Garcia ha enviado, Porque me ha desbaratado La mejor cólera que Habia tenido jamás.

DON GARCÍA. (Ap.)

Turbados están los dos.

DESVAN.

Ello, en no estando de Dios, Ser valiente es por demás.

Caballeros, ino sabré Yo la ocasion del disgusto, Si no bay enojo tan justo Que mayor cuidado os dé, Ni bay agravio que por si Pida mas satisfaccion? Declaradme la ocasion, Para que se acabe aquí.

ENRIQUE.

No es mas de lo que habeis visto.

OCTAVIO. (Ap.)

Para mejor ocasion Dejo mi satisfaccion.

DON GARCÍA. (Ap.)

Mal mis sospechas resisto.

ENRIQUE. (Ap.)

Mayor la desdicha fuera A saberlo don García.

OCTAVIO. (Ap. A su honor ofenderia De Blanca si lo dijera.)

Si estáis de por medio vos, Claro está, no será nada.

ENRIQUE.

Vuestro es mi honor y mi espada. DON GARCIA.

Dios os guarde.

Adios.

(Vase.)

ENRIQUE.

Adios. (Vase.)

DON GARCIA.

Cierta mi sospecha es; Pero cumplira mi honor Ahora con el valor, Y con las dudas despues.

(Vase.)

Sale DOROTEA, como asustada.

DOROTEA.

Desvan, ¿ qué ha habido? Que allí De mi amo me he encubierto.

Si nos hubiéramos muerto Cuatro hombres de bien aqui Como unos cochinos ...

DOROTEA.

A contarle à mi señora Lo que pasa.

DESVAN. Escucha.

DOBOTEA. Ahora

Estás colérico?

DESVAN.

Soy Sanguino en dos grados.

DOROTEA.

Pues Sángrate, y por si te ves, Desvan, en otro trabajo, Y la cólera despues La sangre enciende á destajo, Con dos azumbres ó tres Echa la cólera abajo, veréte de revés Lo que has reñir de tajo. (Vanse.)

#### Salen BLANCA v ELVIRA.

ELVIBA.

Templa esa pena importuna, Dales vado à tus enojos, Blanca, y no paguen tus ojos Los yerros de tu fortuna. Llora, mas sea con alguna Templanza; porque, rendida A esa pena repetida, Que el corazon te enajena Primero que con tu pena Has de acabar con tu vida. Desdichas, cuyo ser nace De alguna causa secreta, Quien las huye las respeta, Y quien las llora las hace. ¿ Qué importa que te amenace Amor con introducir Sombras, que se han de fingir, Si es tan fácil su poder, Que el comenzar á nacer Es acabar de morir? Cumple tù con adorar Cumple tu amor
A Enrique, cumpla tu amor
Con tu lealtad y tu honor,
Y déjale al cielo obrar.
El sol se deja ignorar
De una nube, y no se deja
Vencer; pues si él te aconseja.
Su riesso y tu confianza. Su riesgo y tu confianza, ¿Qué mas tiene esta esperanza En su duda que en tu queja?

BLANCA. ¡ Ay Elvira! cuando es ya Mi pena infelice, pues Sabiendo que el daño lo es, No sé si el bien lo será, Confie el sol, porque está Enseñado á amanecer; Mas, si es que teme el perder Sus rayos para vivir, Siempre que se ve morir, No sabe si ha de nacer. No siento el verle ofendido A Enrique, al Conde empeñado, Mentida mi fe, burlado Mi amor, y mi honor perdido; Solo (¡ay Elvira!) he sentido Ver en mi contraria suerte Que para que yo no acierte Al remedio ni à la herida, Ni sé buscarme la vida , Ni sabe hallarme la muerte. Fineza fue el no querer Al Conde, y el tolerar Su amor, y el desengañar Su asistencia, y el temer Su indignacion, y encender Sus ansias con mis tiblezas; Mas, pues tras tantas firmezas

Le tengo mas indignado, Muera yo, pues he llegado A ofender con las finezas.

ELVIRA.

Pues ¿ qué has de hacer?

BLANCA.

¿ Qué sé yo,

Si todo se yerra en mí? Con Dorotea le escribí Al Conde lo que pasó Despues que anoche salió, Porque no le niegue nada A Enrique, y porque, avisada Su cordura, obre mejor, Y quede, si no el amor, La opinion asegurada.

Sale DOROTEA, como asustada, con manto.

DOROTEA.

1 Señora?

BLANCA. ¿Qué hay, Dorotea? DOROTEA.

Enrique, Octavio ...

¿ Qué ha sido?

DOROTEA.

Mi señor...

BLANCA. ¿Qué?

DOROTEA.

Me ha seguido.

ELVIRA.

Él viene.

Pues no me vea. (Vase.)

Sale DON GARCÍA.

DON GARCÍA. Quién à Dorotea ha enviado Fuera de casa ?

BLANCA.

Senor ... (Ap. Aun serà el daño mayor Si mi padre la ha encontrado; Eso si, yérrenlo todo Mis amantes prevenciones.)

DON GARCÍA.

Salgamos de confusiones. Blanca, y si puede haber modo Para prevenir los daños De que me informe el temor, Que amenazan á tu honor, A mi vida y á mis años, Dimelo antes que vea Preciso mi agravio, pues Ahora es tiempo, y despues Ninguno habra que lo sea. Hoy, queriendo averiguar Tantos riesgos en mi honor, Yendo á palacio á buscar A Eurique para ajustar Con él el medio mejor De abreviar su casamiento, Tan empeñado le vi Con Octavio, que temi El fin del suceso. (Ap. Intento Saber de los dos cual sea La causa.) Viles negar, Y dióme mas que pensar Si era acaso Dorotea Una mujer que de mi Se escondió ; volvi á buscarla, Pero no pude alcanzarla Despues, aunque la segui.

BLANCA

Señor, cuanto has presumido Por indícios y apariencias Son verdades y evidencias; El responder desabrido El Conde, y el no casarse Enrique, el reñir Octavio, Y el encubrirte su agravio, Y lo demás que pensarse Puede en tu daño y el mio, Todo tiene fundamento; Mas no es culpado el intento De su alteza , ni el desvio De Enrique , ni el galanteo De Octavio, ni la opinion De Elvira, ni tu atencion, Ni mi amor, ni mi deseo.

DON GARCÍA. Luego ; soy yo el ofendido , No siendo nadie el culpado ?

BLANCA. Si, porque al que es desdichado Le sobra lo perseguido; Mas si à mi Enrique me oyera, Y el Conde se declarara, Yo sé que yo me abonara, Y que Enrique me creyera.

DON GARCÍA.

Luego ¿ puede hacer el Conde Algo que importe al sosiego De mi honor?

BLANCA Si, Senor. DON GARCÍA.

Os venid conmigo adonde Esto tiene de acabarse ; Que no quiero (; qué dolor!) Que se halle expuesto mi honor (Vase.)

No han podido remediarse Mejor tus cosas.

Vén , prima; Que hoy ha de ver Barcelona Que Enrique, que su persona, Que su honor, que quien le estima... Pero si alla lo has de oir, Te lo quiero aqui callar.

Si despues lo has de contar, No lo tienes que decir.

(Vanse.)

Sale ENRIQUE, con un papel en la mano. Y DESVAN.

ENRIQUE. Ahora si que à mi suerte Le està el alma agradecida. DESTAN.

¿ Qué tienes?

ENRIQUE.

Hallé la vida Cuando buscaba la muerte.

(Lee.) « Señor, habiendo vo enten-adido que en los retiros de Enrique stenia parte vuestra alteza, le adverti ados veces que ninguna humana dili-agencia bastaria à que no fuese yo de »Enrique.»

DESVAN.

Eso dice?

Si, Desvan; Cuando la estaba ofendiendo Mi desconfianza, creyendo

Que era el Conde su galan , Era Blanca mas constante.

Lee.) «Anoche, habiéndome ofreciodo vuestra alteza efectuar mi casa-»miento, supe estaba Enrique con mi »padre, y saliendo à advertirlo à vuesstra alteza, hablé por yerro con él.»

Luego ¿ de eso procedió El hablar el Conde?

ENRIQUE.

Desvan , y yo presumi Desprecios, que él no pensó.

(Lee.) « Y así, suplico á vuestra al-steza temple á mi padre, y no hable á »Enrique, por no aventurar su yerdad, »que por lo que à mi toca, ya que he »errado, los sucesos podrán haberme »hecho desdichada con él, pero no mu-»dable.—Guarde Dios à vuestra alteza. -Doña Blanca de Cardona.»

DESVAN.

¿Y firma?

ENRIQUE.

SI.

DESVAN.

Confirmó Su amor, su fe y su porfía, Porque no hay bellaquería En papel que se firmo; Y no solo se ve ya Que el Conde no te hace agravio, Mas se echa de ver que Octavio No ama á Blanca.

ENRIQUE.

Claro está; Porque si Octavio la amara, Blanca le despidiera No es cierto que Octavio fuera De quien mas se recatara? Octavio es amigo mio, V no tengo que creer Que en los dos pudo caber Tan tirano desvario; Fuera de que no pudieron Asentar ni prevenir Que yo habia de salir A aquel tiempo, ni creyeron Que yo me habia de arrojar Tan ciezo sobre el panel. Tan ciego sobre el papel, Sufriendo el quedar sin él Octavio, ni que à excusar El fin de empeño tan grave Se ofreciese don Garcia; Y porque la opinion mia De satisfacer se acabe. Pues la sospecha nació De que iba à Octavio el papel , Para que al darsele à él Llegase à tomarle yo. Seguro estoy de este agravio, Pues no es posible que un hombre De tal sangre y de tal nombre Y tal valor como Octavio, Se estime tan poco à si, Que dejase concertado El quedar él desairado Por asegurarme à mi.

DESVAN.

¿ Quién, sino tú, discurriera Tan noble y tan alentado?

ENRIQUE.

Nunca piensa el que es honrado Que otro hará lo que el no híciera ; Y aunque tengo disgustada A Blanca, à Octavio ofendido Y al Conde tan desabrido, Como yo deje apurada

La verdad de este papel, Repita Blanca rigores, Use el Conde disfavores E intente Octavio cruel Cualquiera demostracion Que , como esté defendida Mi fe, no vale mi vida Mas que mi satisfaccion.

DESVAN. Lindamente ha sucedido! Porque cuando mucho, Octavio Vengará en los dos su agravio; Blanca, por no haber creido Sus finezas, te enviara Noramala; el Conde airado, Sabiendo que le has tomado Ese papel, mandará Que sin pompa ni aderezo (Conveniente à lu persona) Te saquen de Barcelona Con un papel al pescuezo. Pero el Conde sale aqui.

Sale EL CONDE.

CONDE.

Enrique?

ENRIQUE. ¿Señor?

Vendréis

A responderme, y habeis Meditado bien que fui Yo quien la propuesta os hice, Blanca à quien se hace el pesar, Y vos quien le ha de excusar? Pues yo por mi satisfice En la forma que debi Al empeño de los dos, Vuelvo à que os pagueis à vos Lo que me debeis à mi. ¿Qué respondeis?

ENRIQUE.

Gran senor, Aunque os debt responder Antes, me importa saber Ahora... Mas ¿qué rumor Es ese?

CONDE. Fabio, ¿ qué es eso?

Sale FABIO.

FABIO.

Es don García, que espera En esa cuadra de afuera Con Blanca y Elvira.

Notable!) Enrique, mirad Lo que habeis de responder, Porque no os ha de vater Para injurias mi amistad.

Salen DON GARCÍA, BLANCA Y EL-VIRA, con mantos.

DON GARCÍA.

Si culpare vuestra alteza Tan nueva demostracion, A tanto obliga el blason De mi sangre y mi nobleza; Y aunque valerse debieran De vos, o para vengar Su agravio, ó para enmendar Cuantas desdichas me alteran, Cuantas desdichas me altera Solo vengo à que seais Testigo de que en mi honor Y el de Blanca no hay error; Y así, os pido la asistais Ahora, porque, apurada De indicios, en que la hacia

#### OFENDER CON LAS FINEZAS.

Cómplice la atencion mia, Dice que no está infamada En ella mi calidad , El decoro de los dos Ni el de Enrique, y que sois vos Testigo de esta verdad,

COND

Cuando mi sangre no fuera La misma en vos, cosa es clara Que por mujer la amparara. — Salios todos alla fuera.

BLANC

No os vais, Enrique.—Señor, La causa de entrar yo aquí Es don Enrique; y así, Que me oiga importa à mi honor, Porque, ó yo me he de volver, O no os habeis de quedar, O Enrique me ha de escuchar.

CONDE.

¿Qué dices?

BLANCA.

Lo que ha de hacer.

DESVAN. (Ap. à Enrique.)

Qué dices de esto?

ENRIQUE.(Ap. à Desvan.)

Desvan,

Que vuelve Blanca por mí, Y los celos que temi Desvaneciéndose van.

BLANCA.

Ahora os suplico yó (Que importa á la opinion mia) Digais lo que contenia Un papel que Octavio os dió.

¿Cuando?

BLANCA.

Hoy.

Escucha.

Yene

Os doy cuenta del estado De estas cosas.

OXDE

A mis manos tal papel.

BLANCA. (Ap.)

Aun esto no hubo de ser Como lo esperaba yo!

ENRIQUE. (Ap.) Sola esta vez se acertó Mi amor à satisfacer.

BLANCA.

Bien me holgara que el papel
Hablara ahora por mi ;
Pero, pues ya le escribi,
Y es verdad cuanto hay en él,
Y os le ha de mostrar Octavio,
Y me oye Enrique, y pretendo
Su honor, y me estáis oyendo
Vos, y yo lloro mi agravio,
Mi padre mi casamiento,
Y de uno y otro pesar
Os vengo ahora á informar
En público, estadme atento.
Ya sabeis que era Enrique mi marido,
Que os dió cuenta mi padre de este in-

Y vos le respondisteis desabrido; Que Enrique dilató mi casamiento; Que me valí de vos; que mi fe ha sido Roca firme en el mar, torre en el viento; Que, á pesar de peligros y enterezas, Aposté á mis desdichas mis finezas. Vióme Enrique en lin, ardió en mi fue-

Tuvo celos, es noble, temió el daño; besistióse, es amante, estuvo ciego; Busquéle, soy mujer, creciósu engaño; Lloré, soy firme, embarazóme el ruego; Volviá vos, perdi el bien, vió el desenga-quedando a tanta pena repetida [ño, vos culpado, el celoso, yo ofendida. Salió, pues, de mi cuarto vuestra alte-

Y viendo el riesgo en que mi honor que-

Empeñó en mi decoro su nobleza; Supe que Enrique con mi padre estaba, Y por no ocasionarme una bajeza, Si viera Enrique que en mi casa estaba, Os sali á prevenir, y ciego el labio, La que nació fineza murió agravio. Blanca es de Enrique; mas si no lo fue-

Cisne seré que à llanto se apercibe, O para festejarse lo que muere, O para aborrecerse lo que vive; Sabrà asi Barcelona, cuando viere Que no hay temor que de adorar me pri-

Que quien fiel ruega y ofendida adora Mantendrá siempre lo que dice ahora. Si vuestro honor con ruegos me obliga-

Si Enrique con desprecios me ofendie-

Si mi amor con recelos me estorbara, Si mi padre con miedos me afligiera, Si el cielo con rigores me forzara, [ra, Si el infierno con sombras me oprimie-Llegando á declararme de este modo. Mi honor es antes, y despues es todo. Mas si viere (¡ ayde mi!) que en sus tifbiezas

Llega con novedad la pesadumbre, Deberánle á sus dudas mis firmezas Lo que debe el dolor á la costumbre; Sabré que le ofendi con las finezas, Queno hay abono que un error deslum-

Que cumpli con mi honor, y que hemos

Yo infeliz, él ingrato y vos sufrido.

Qué respondeis, gran señor?

Lo primero, Blanca bella, Es, que Octavio no me ha dado Vuestro papel.

ENRIQUE. (Ap.)
Si os le diera,
No estuviera mi esperanza
Con la alegria que muestra.

Sale OCTAVIO.

OCTAVIO.

Despues de buscar à Enrique, Para dejar satisfecha A aquella ingrata, y à Blanca Luego, para darla cuenta Del suceso del papel, Como encontrarlos no pueda, Le vengo à avisar al Conde Del caso, aunque con vergüenza De que à lograr bizarrías Conmigo Enrique se atreva. Pero aqui están Blanca, ElviraY Enrique ; pienso que llega Sin tiempo mi prevencion.

CONDE.

Octavio, ¿qué aguardas? Muestra El papel que escribió Blanca; Habla.

DESVAN. (Ap.)
Ahora nos destierran.
OCTAVIO.

Señor, antes que llegase A mis manos, loca y ciega La temeridad de Enrique Se le quitó à Dorotea. Llegó entonces don García, Y yo, porque no entendiera Culpas contra Blanca, entonces Disimulé; mas no quedan En los hombres como yo...

CONDE.

Basta, Octavio; que esa queja Ya no es tuya , sino mia.

DESVAN. (Ap.)

Ahora nos zamarrean.

Enrique, ¿ vos teneis brios...

ENRIQUE.

Escucheme vuestra alteza: Cuando os di cuenta, Señor, De este amor, vuestra respuesta Avivo recelos mios ; Neguême à cuantas linezas Manifestó Blanca; abora Resultaban mis sospechas Contra vos y contra Octavio, Y al tiempo que Dorotea Le estaba dando un papel, Previno mi amor la empresa; Llego primero à mis manos, No presumi entonces que era Vuestro, leile, y hallé En el vivas experiencias De la inocencia de Blanca. Si vuestros cuidados eran Satisfacerme, este ha sido Mejor medio, y no lo fuera Otro ninguno; el papel (Sácale.) Es este, y porque se vea Que es mas mi honor que mi vida Logrando dichas y penas, Ofrezco à Blanca mi mano, Y á vuestros piés mi cabeza; Quedara Octavio vengado, Prevenida vuestra ofensa, Satisfecho don Garcia, Feliz yo, y Blanca contenta.

CONDE.

Blanca, por lo que á mi toca, Como estéis vos satisfecha Y esté Enrique asegurado, No hay temor que serlo pueda. Yo tomo por cuenta mía La queja de Octavio, y de ella La satisfaccion remito A Octavio; y porque se vuelvan En ventura los agravios, Dad la mano á Elvira bella.

OCTAVIO.

Vuestro soy.

Esta es mi mano.

BLANCA.

Y aqui acaba la comedia, A quien su autor intitula: Ofender con las finezas. 

## COMEDIA: FAMOSA

TITULADA

## SUFRIR MAS POR QUERER MAS,

DEL LICENCIADO DON JERONIMO DE VILLAIZAN.

## PERSONAS.

DOÑA LEONOR. DONA ANA. INES, criada.

DON JUAN. DON GARCÍA FAJARDO. DON DIEGO, su hermano. LIRON, criado de don Juan. DON PEDRO, padre de Leonor.

JULIO, criado de don Garcla. UN CASERO.

## JORNADA PRIMERA.

Salen DOÑA LEONOR É INÉS, su criada, y trae Inés un papel cerrado en la mano.

DONA LEONOR. Qué puede quererme ahora Doña Ana?

Este me dejó

Su criada.

DOÑA LEONOR.

Y , no esperó

INES.

No, Señora; Porque temió que la viera Tu padre. Abre el papel, Y verás qué dice en él.

DOÑA LEONOR.

Dice de aquesta manera:

(Lee.) \*Amiga, el estado en que es-stan las cosas por los antiguos encuen-tros de mis parientes y los de don Diego, no me consiente hablarle en smi casa, ni el enojo de tu padre, por ala muerte de tu hermano, me permi-ste visitarte como solia; á mi me im-porta hablar á don Diego, y en nin-guna parte puedo sin riesgo como en »tu casa, haciendo que esté tu coche à »la puerta de la iglesia mayor mañana spor la tarde, y que salgan en él dos acriadas tuyas, para que, quedándose ala una en la iglesia, y entrando yo en asu lugar, pueda seguramente entrar aen tu casa. Grande es el peligro; pepro con decirte que me importa, que peres mi amiga, te lo digo todo. Dios pte guarde. — Doña Ana.»

Notable peligro!

DD. C. DE L .- 11.

DONA LEONOR.

Inés. Si es consejo, por tu vida, Que hasta que yo te le pida, En tu vida me le dés; Yo te confieso es muy grave El riesgo à que nos ponemos Doña Ana y yo, si nos vemos, Y si mi padre lo sabe; Mas si ella el riesgo atropella, Y con rogarme me obliga, En qué muestro ser su amiga, Si no hago nada por ella? Don Juan vive en un jardin, Cuyo dueño, como sabes. No está en Valencia, y las llaves Dejó á mi padre ; yo, en fin , Por poderle acudir mas , Cuando en mas peligro estaba Don Juan, como no bajaba Mi padre al jardin jamás, De un criado, á quien dejó La vivienda, me lie; Con dádivas le obligue, Y él de don Juan se encargó, Como yo se lo pedi, Donde mas seguro está, Pues ninguno pensarà Que vive don Juan alli.

No basta que ahora estés Tan empeñada en tus penas Propias, sin que en las ajenas Te empeñes de nuevo?

DONA LEONOR.

Inés,

Cuando yo no la debiera Esta y otras amistades, Por ver las dificultades Que tiene en su amor, lo hiciera, O porque amor me lastima, Siendo su amiga en su afan , O por hacerle a don Juan Esta lisonja en su prima; O lo mas cierto, por ser

Tan parecido el pesar En las dos, que, en suspirar, En sufrir y en padecer. Sin diferencia minguna, De penas y de rigores Las dos en nuestros amores Corremos una fortuna.

INÉS.

No tengo qué replicar.

DONA LEONOR.

Eres discreta; y asi, Como lo demás, de ti Esto y todo he de fiar. Haz, por tu vida, de suerte Que mañana à punto esté El coche.

INES.

Procuraré Servirte y obedecerte.

DOÑA LEONOR.

Tù le has de llevar, y luego Guidarás de que esté abierta De esotra calle la puerta, Porque pueda entrar don Diego; Que , aunque mañana crei Ver à don Juan donde està Escondido, porque bá ya Dos dias que no le vi Dos das que la leter V tengo mucho que hablarle De su pena y de la mia, Mañana iré, ó otro dia, Al jardin à visitarle.

Al fin tengo de Hevar El coche? Pues he de ir, Yo me voy a prevenir Todo picaresco ajuar: Quiero decir, las chinelas, La ropa de chamelote. Julioncico de picote, Con manto de cuatro suelas Y saya de picardia, Que juntos vienen á ser

Instrumentos de caer En toda alcagüeteria.

DOÑA LEONOR. Mucho á mi amor le debi, Pues el peligro mayor Que á todos diera temor, Me da una fineza á mí; Sola una vez me rendi, Las demás he de vencer, Por vivir y por tener Con jurisdicion alguna Mas derecho á la fortuna Pues tengo mas que perder.

Sale DON PEDRO.

DON PEDRO.

: Leonor !

DOÑA LEONOR. Señor, ¿dónde vas? DON PEDRO.

A morir.

DOÑA LEONOR. ¿Qué dices? DON PEDRO.

Digo Que hasta hallar á mi enemigo No he de responderte mas. Despues que à Pedro perdi, Despues que a Pedro perdi,
De suerte, Leonor, estoy
Muerto en el alma, que soy
Quien menos sabe de si,
Hasta que del homicida
Que diò à tu hermano la muerte,
Y enemigo de mi suerte,
Mató en la suya mi vida,
Me deje el cielo vengar.

DOÑA LEONOR. (Ap.) Ay don Juan del alma mia!

DON PEDRO. ¿Qué es lo que dices?

DOÑA LEONOR.

Decia Oue no te has de apasionar
Tanto. (Ap. Amor me de elocuencia
Para poder persuadir
A mi padre, y divertir
Su venganza y su violencia.)
Señor, ya Pedro murió,
Y ausente don Juan está;

Ya el cielo lo quiso, y ya La desdicha sucedió. Busquemos para tus daños Remedios que bien te estén , Porque no les están bien Esos odios á esos años; Ya don Diego y don Garcia Fajardo, por enemigos De don Juan, son tus amigos; Falte al rigor la porfia; Porque, si es torpe el poder Para poder destruir, Dos veces peca en vivir Quien vive para ofender. Homicida fué, tirano, Don Juan, y el matarle fuera Venganza; mas, porque él muera, No vuelve á vivir mi hermano. Hoy está compadecida Valencia de tu valor; No eche à perder tu rigor Tanta piedad bien nacida, Perdona; que, aunque serán Los consejos de mujer, Soy bija, y temo perder Tu vida y la de don Juan.

DON PEDRO. Poco te debe, Leonor, Tu sangre, pues ahora en mí La desprecias; siempre fui

Enemigo del rigor, Mas no es rigor la crueldad Que tan justa viene à ser; Y aunque à ti, por ser mujer, Te toca el tener piedad; (Vase.) No imaginé que estaria Aquella sangre inocente En mi vejez tan caliente Y en tu mocedad tan fria. Noble soy, y aunque estoy viejo En los años, no en los brios, Y pensando ver los mios En tu edad como en espejo, Yo, que vengarme deseo, Hallo, despues que te vi, Que no me parezco á mí Cuando en tus ojos me veo.

DOÑA LEONOR.

Antes me atrevo á creer, Por lo que me has referido, Que espejo à tu enojo he sido, Y à tu piedad lo he de ser; Que como un hombre enojado Que á un espejo se llegó, Luego que en él se miró, Sosegó el semblante airado, Lo mismo te ha sucedido; Que, aunque enojado llegaste, Despues que en mi te miraste, Todo el enojo has perdido; Y así, recibe el consejo Que en el cristal te has hallado; Que no has de volver airado, Si te has mirado al espejo.

DON PEDRO. Aunque pudieras, Leonor. Hacer ese efeto en mi, Debes, mirándome en ti, Hacer mi enojo mayor; Que, como en los miradores Hay, por gustos de sus dueños, Hay, por gustos de sus dueños, Unos espejos pequeños, Que hacen los rostros mayores, Destos, Leonor, has de ser; Que, cuando llegue á mirarme, El enojo ha de aumentarme La falta que te ha de hacer Tu hermano, ó habré pensado Que no es el cristal fiel Donde me busqué cruel, Y me hallé mas reportado; Y así, por cumplir conmigo, Con tu sangre y con tu amor, O infama por mi dolor, O calla nor mi enemigo; O calla por mi enemigo; Porque no es justo que entiendan Mis oidos de tus lábios Que no ofendan los agravios, Y las venganzas ofendan. (Vase.)

DOÑA LEONOR.

Nada su enojo reporta, Creciendo su riesgo van; Mas si está vivo don Juan, Y yo vivo en él, ¿qué importa? Doña Ana es amiga mia, Su primo don Juan mi amante, El desvalido y constante, Sus contrarios cada dia Mas poderosos; mas ciego Don García, mas terrible Mi padre, y mas imposible Mi voluntad, no lo niego; Mas, si el amor ha de ser Quien lo ha de facilitar. El darme qué aventurar Es darme mas que vencer. Vengan pues por varios modos Peligros; que, si el amor Se ha de vencer con amor, Amor tengo para todos.

Salen DON JUAN, LIRON É INES. deteniendo à don Juan.

Es posible que te atreves A entrar aqui!

DON JUAN.

No hay temor

Que lo impida.

INES. Aparta, DOÑA LEONOR.

Cielos, ¿Qué miro? ¿Don Juan?

DON JUAN.

Yo soy. Si se te hiciere de nuevo Verme en tu casa, Leonor, Mas de nuevo se me hace El vivir sin verte yo.

DOÑA LEONOR.

¿Qué es esto, don Juan, mi bien? ¿Tú en mi casa? ; Muerta soy! ¿Tú en un peligro tan grande? Habla ; ¿qué es esto, Señor?

DON JUAN. Esto es despedirse un rayo De la violencia del sol, Salir del arco una flecha, Subir al cielo un vapor, Romper el aire un cometa, Quebrar los polos su union , Surcar el golfo una nave, Reventar fuego un cañon, Abrir la tierra una fuente, Herir el viento una voz; Esto el rigor de una auseucia, De unos celos un temor, Y esto el no verte en dos dias, Que es la violencia mayor.

LIRON. Y tú, Inés, ¿no me preguntas Lo que es esto?

¿ Yo, Liron?

¿A qué efeto?

LIRON.

Pues no importa Para decírtelo yo: Soy el trueno de aquel rayo Soy el trueno de aquel rayo y la sombra de aquel sol. La pluma de aquella flecha, El humo de aquel vapor, La cola de aquel cometa, El nudo de aquella union . La vela de aquella nave, Pólvora de aquella fuente, El eco de aquella voz; y para decirlo todo De una vez. ambos á dos De una vez, ambos à dos Somos un orate fratres, Pero soy el fratres yo.

DONA LEONOB.

(Ap. Muerta soy, apenas mueve Las alas el corazon, No puedo hablar; porque el miedo, Que de repente ocupó Toda el alma, me ha impedido En la garganta la voz, En el cuerpo el sentimiento, En los sentidos la accion; En los sentidos la acción;
Y entre el peligro y la vida,
Entre el alma y el temor,
No vivo de lo que fui
Ni muero de lo que soy.
¿Si vuelve mi padre? ; ay cielos!
¿Si le verá? Si le vió?

Pero agora es menester La cordura y el valor.) Que os volvais, don Juan, os ruego. DON JUAN.

Ya sé el peligro en que estoy; Pero escuchad.

> DOÑA LEONOR. No es posible. DON JUAN.

No temais, volved en vos. DOÑA LEONOR.

Déjame estar temerosa, Don Juan, pues os dejo yo Estar tan ocasionado. DON JUAN.

Oye, sabrás la ocasion. DOÑA LEONOR. Temo que mi padre vuelva. DON JUAN,

No temas, mi bien, Leonor; Ya con la seguridad Que la noche me ofreció, Vine seguro hasta aqui Desde el jardin donde estoy Escondido, por la muerte De tu hermano; ya pasô El peligro, ya entre dentro, Ya tu padre no me viô, Y ya te veo, que estaba Ausente de tí mi amor, Como al vencerse la noche Con el dia aquella flor, Que para vivir espera

El rayo tibio del sol.

DOÑA LEONOR. Señor don Juan, yo no entiendo Este linaje de amor; Vos siempre à darme pesares, Yá tomarlos siempre yo. Apenas libre me veo De un peligro, de un error, Cuando del que ha de venir Me avisa el que ya pasó, Y todo por culpa vuestra, Todos por vuestra ocasion; Cabed dentro de vos mismo, Venced vuestra condicion , Corregid vuestro albedrio, Moderad vuestro furor, No os deis todo à cualquier pena, Que esa es desesperacion De una afficcion obstinada; Y si es cierta la aficion, Mirad por ella y por mi. Basta, basta que por vos Aventure yo mi vida , Sin que aventure mi honor; Si es fuerza el atropellar Imposibles, si es valor Entrarse por un peligro A costa de otro mayor, Yo no quiero las finezas Tan à costa de los dos.

DON JUAN. Aunque para baber venido A tu casa era ocasion Bastante el haber dos dias Que no nos vemos los dos, Otro tormento, otra pena, Otra muerte, otro dolor, Ahoga el llanto en los ojos, Los suspiros en la voz, Y despreciando la vida Por los peligros me entró.

DOÑA LEONOR. Otro tormento, otra pena Mas que no verme? DON JUAN.

Mayor.

DOÑA LEONOR. Ha ya sabido mi padre Que nos queremos los dos?

DON JUAN. Cuando lo sepa, ¿qué importa, Si no sabe dónde estoy?

Te ha buscado la justicia?

DON JUAN. Esa desdicha, Leonor, Solo á mi vida amenaza, Y en quien ama y tiene honor, Pena que para en morir No es la pena mas atroz.

DOÑA LEONOR. ¿Mayor pena que la muerte?

DON JUAN.

Mayor mal, si, Leonor; No son mayor mal los celos?

DOÑA LEONOR. Mayor mal los celos son; Pero repara primero Que lo pronuncie la voz.-Înes, ten cuenta si vuelve Mi padre.

> INES. Advertida estoy. DOÑA LEONOR.

Digo, don Juan, que repares Primero con atencion Si los tienes o los finges; Que en mujeres como yo Los recelos son delitos, Porque ha de ser fe el amor Que no les deje à los ojos Ni à los oidos su accion; Porque, si se empieza à alzar Con las dudas el honor, El escrúpulo no mas De si creyó ó no creyó Pone á peligro mi fama Allá entre imaginacion; Y si has de ser mi marido, No le basta á mi opinion El ser buena para mí, Si para ti no lo soy.

DON JUAN. Mas cortés es mi delito. Menos grosero mi error; No son celos, son temores De no merecerte, son Cuidados de un imposible; No infiel, suspenso estoy Entre el dolor y la queja, Entre el recelo y la voz; Pues ni falto al sentimiento, Por no faltar à mi amor, Ni consiento en la sospecha, Por no infamar tu opinion.

DOÑA LEONOR. Si es rendimiento esa queja, Descansa y dila , y te doy Palabra de asegurarte Del escrúpulo menor. Yo el consuelo te daré; Haz, sin que lo sepa yo, De ti adentro que el consuelo. Pase por satisfacion.

DON JUAN. Supe ayer (no has de enojarte) Que tu padre ...

> DONA LEONOR. Acaba. DON JUAN. Ay Dios!...

DONA LEONOR. Mira que es tarde, don Juan. DON JUAN.

Para tener ocasion Mas fácil á su venganza Ha tratado (¡qué rigor!) Casarte con la cabeza De los Fajardos, que son Mis enemigos mayores. Yo lo supe, y me dejó La nueva terrible como Queda en el soto el pastor Que de repente del rayo Vió la luz y el trueno oyó, Que no le bastó á matar El incendio tronador, El incendio trollador, Y no le deja vivir El estallido, y quedó Entre el incendio y la llama, Entre la vida y la voz, Sin morir ni respirar, Un compuesto de los dos; Y así, he venido à saber Si esto es verdad ó no: Si es tu esposo don Garcia, Ejecute su rigor El fuego del rayo en mí, Haga cenizas mi amor, Y muera yo de una vez; Mas para que muera yo No es menester el incendio, La llama, el fuego, el ardor Del rayo; que el estallido Para matarme bastó.

DOÑA LEONOB. Mucho me holgara, don Juan, Mucho me holgara, don Juan, De contarte por menor La verdad, mas no es posible; Solo por respuesta doy A tus dudas y à tus quejas Que soy tuya y tengo honor. En eso de don Garcia No tengo parte; los dos Nos verémos en lu casa; Que yo buscare ocasion ara verte en el jardin. Vuélvete ahora, Señor, Antes que mi padre vuelva.

DON JUAN.

Espera.

DONA LEONOR. Acaba, por Dios; Que eso es darme pesadumbre.

DON JUAN.

No es sino morir de amor.

DOÑA LEONOR.

¿Quiéreste volver, don Juan?

DON JUAN.

Si , Señora; ya me voy.

DOÑA LEONOR. ¿Mas que ha de venir mi padre?

DON JUAN.

No volvera ...

Mi senor! DOÑA LEONOR. ¿Es burla ó verdad, Inés?

Que sube!

DONA LEONOR. Temblando estoy. DON JUAN.

Dame á besar una mano. DOÑA LEONOR.

Toma, y vuélvete.

DON JUAN. Leonor,

Irás á verme mañana Al jardin?

DOÑA LEONOR.

Si.

DON JUAN. Adios

DOÑA LEONOR.

Adios. (Vase.)

Lindamente la ban tragado Los señores.

LIRON.

Luego ¿no

Viene el viejo? INÉS.

Venirá. Mamóla el señor Liron, (Vanse.)

#### Salen DON DIEGO y DON GARCÍA.

DON DIEGO.

Aunque intentes, hermano don García, Encubrirle esa pena al alma mia, En tu desasosiego Conozco tu disgusto:

DON GARCIA.

Oye, don Diego: Ya sabes que mató don Juan Centellas A don Pedro de Luna, y las querellas Sabes con que su padre, airado, intenta Vengar su muerte y redimir su afrenta.

DON DIEGO.

Todo lo sé, y tambien que su esperan-Para facilitar esta venganza, Por verse viejo, solo y desvalido, Se valió de nosotros, que hemos sido Opuestos á don Juan. (Ap. A Dios plu-Que nuestro amigo fuera, [guiera Porque à su prima adoro, Y ellin que ha de tener mi amor ignoro.) [guiera Sé tambien que es su intento Ofrecerte à su hijo en casamiento; Sé que lo hasacetado, y sé que es mucha Su virtud y nobleza:

#### DON GARCÍA.

Pues escucha: Hácia el campo esta tarde me salía A estar conmigo y con la pena mia, Y al tiempo que pasaba Por la iglesia mayor, parado estaba El coche de Leonor; y yo, pensando Verla ó hablarla, me detuve, cuando Dos tapadas se entraron En el coche, y de mí se recataron Tanto, que su cuidado avisó el mio; Seguilas, y porfio, Celoso y recatado, en conocerlas.

DON DIEGO.

¿Qué dices?

DON GARCÍA Porque el verlas. Las cortinas cerradas, Las calles discurrir mas excusadas, Celos me añadió à celos. Dos veces me llegué al estribo ...

DON DIEGO.

(Ap. ;Ay cielos! Que era doña Ana la que en el venia, Y si la conoció, perdió en un dia Nuestro amor el secreto, yo su mano; Ella enojó á su primo, yo a mi hermano, Pues si llega à saberse nuestro intento, Ninguno ha de admitir el casamiento; Y aunque con esta doña Ana no venia, ¡Notable azar!) Prosigue, don Garcia.

DON GARCÍA. Dos veces pues por el estribo llego. DON DIEGO.

Y al fin las conociste?

DON GARCÍA

No, don Diego; Mas para las sospechas que he traido Basta que una criada he conocido De Leonor, y saber me falta ahora Si acaso era Leonora La dama que de mi se encubrió tanto El rostro con el manto. Ya paró el coche, y he dever, don Die-Si son ciertas mis dichas. go.

DON DIEGO.

¿Estás ciego? Advierte, don García. Que no pase el cuidado á grosería. El recelo á bajeza, La sospecha à delito, la fineza A desprecio, el engaño A evidencia, y la duda à desengaño; Que hay hombre en su sospecha tan constante,

Que, por llevar sus celos adelante, Dará a entender, segun la ofensa apura, Que le importa el agravio ó le procura, Y que le está peor a su cuidado El quedar satisfecho que agraviado.

DON GARCÍA.

Don Diego, mis recelos Desde que fueron dudas fueron celos; Que si el indicio fuera [ra, Tan grande, que disculpas no admitie-El alma por la boca y por los labios, A riesgo abierto, los llamara agravios.

DON DIEGO.

(Ap. Si sabe don Garcia (Ap. Si sabe don Garcia Que es prima de don Juan la que venía En casa de Leonor, y à verla ha entrado, Le ha de dar mas cuidado [ne; Saber por que se encubre y à que vie-Y si mas en la calle se detiene, [ta, Me embaraza el entrar por la ofra puer-Que ya para este efeto estará abierta. ¡Hay modos de desdicha mas extraños? Que nazcan de un descuido tantos da-

Volvámonos, hermano, y no prosigas A apurar mas disgustos.

DON GARCÍA.

Mas me obligas Con fingidos consuelos, Si en apurar mis celos Mis dudas me empeñaron...

DON DIEGO.

Pnes ya no has de poder, porque se en-DON GARCÍA [traron.

Por tu culpa, don Diego, No llegué à conocerlas.

DON DIEGO.

Estás ciego? Excusarte un error le llamas culpa? Pero el estar celoso te disculpa. Volvámonos; repara Que apenas es de noche, y si te hallara A su puerta parado Su padre de Leonor, es tan honrado,

Que de ti se ofendiera.

DON GARCÍA. Con celos no hay cordura; aquí me es-DON DIEGO. [pera.

A ser locura tu recelo pasa.

DON GARCÍA.

Ya no hay consejo que á mis celos cua-Que be de entrar en su casa.

DON DIEGO.

Pues repórtate, y mira que su padre De Leonor nos ha visto; no le demos A entender la ocasion de tus extremos.

Sale DON PEDRO.

DON PEDRO.

Ab señor don Garcia, ¿A pié y en esta calle ? (Ap. ¡Ay houra No acierto á hablar.) Yo vengo [mia! A besaros las manos.

DON GARCÍA.

Y yo tengo Mucho que hablar con vos, y os he en-A buen tiempo. Contrado

DON DIEGO. (Ap.)

A don Pedro le ha pesado De encontrarle à su puerta; Todo en abono mio se concierta.

DON GARCÍA.

Esto es forzoso; perdonad, don Diego. DON DIEGO. (Ap.)

Daré la vuelta á esotra calle, y luego Vendré á ver á doña Ana; que la puerta, Pues ya entraron en casa, estará abier-[ta. (Vase.)

DON PEDRO.

Ya sabeis que la fama Es, señor don Garcia, en una dama La hermosura mayor; yo os he ofrecido A Leonor por esposa, y he sentido, Cuando están nuestros deudos empe-En mayores cuidados, Que no mireispor vos, por miy por ella: Vos muy galan, muy bella Leonor, muerto su bermano, Y yo muy viejo, el vuigo muy tirano, Publico en el lugar vuestro deseo, Repetido en mi calle el galanteo, El bonor melindroso, La envidia atenta, el tiempo peligroso; Alguno que lo mira, Que parece que calla y que suspira; Luego temer pudiera Que crean todos lo que yo creyera; Y así, no permitais que yo me queje De Leonor, ni que a vos os aconseje Segunda vez; remediense estos danos; Que, aunque es el galanteo en vuestros Que, aunque es el galante o el Caños Escándalo decente, [años Pensarán que mi hija lo consiente, Y yo lo callo, que es error mas grave, Pues ni le admito yo, ni ella lo sabe; Y así, seguid mejor vuestras acciones, Porque en las opiniones Que una vez toma el vulgo por su cuen-El escándalo pasapor afrenta. [ta,

DON GARCÍA.

Digo, señor don Pedro, que me ajusto A vuestra corrección y á vuestro gusto.

DON PEDRO.

No, señor don García; antes me quejo Que llameis correccion lo que es conse-Decoro es de los dos; y así, procuro []o; Que estê mi amor y el vuestro mas se-

Y porque es tarde, vamos, don Garcia; Que os he de acompañar.

DON GARCÍA.

Eso seria

Escándalo mayor.

DON PEDRO.

No hay que excusaros, Dentro de vuestra casa he de dejaros; Esto ha de ser, ahora he de tomarme [dre; | Con vos esta licencia.

DON GARCÍA.

Si es echarme

Por fuerza de la calle...

DON PEDRO.

Eso seria

En entrambos costosa grosería; Y así, primero que salgais, os digo Que os he sacado y os salis conmigo; Con que está vuestra duda satisfecha.

DON GARCÍA.

Al fin me voy dejando mi sospecha Mayor. ¿Qué fin espera mi cuidado De un amorcuya vida he reparado? [los Que han permitido, por mi mal, loscie-Que empiece en una muerte y unos ce-[los. (Vase.)

Salen DOÑA ANA É INÉS, con mantos.

DOÑA ANA.

Esto nos ha sucedido Con don Garcia, Leonor: Desde la iglesia mayor Nos vió salir, y ha seguido El coche.

DOÑA LEONOR.

¡Ay, Inés, si os conoció!

INES.

No; porque el cochero echó Por defuera del lugar, Y luego se cansaria De seguirnos; no lo dudo.

DOÑA ANA.

Pierde el temor, que no pudo Conocernos don Garcia; Mas di: ¿cómo estás con manto, Leonor? ¿lbas fuera?

DOÑA LEONOR.

SI.

Tenia qué hacer, y crei, Como te tardabas tanto, Que no vinieras; mas ya Dilatare el ver, doña Ana, A tu primo hasta mañana.

DOÑA ANA.

Pues ¿sabes tú dónde está?

Por su puerta hemos pasado, DOÑA LEONOR.

Y ¿ vió el coche?

INÉS.

No, Senora.

DOÑA LEONOR. Solo me faltaba agora

Por mi alivio ese cuidado, Despues de no verte hoy, Como lo había pedido.

INES.

Ruido á la puerta he sentido.

DONA ANA.

¿Si es don Diego?

INES.

A verlo voy. (Vase.)

DOÑA LEONOR.

Si fuere, déjalo entrar, Y no te quites, Inés, El manto, porque despues A doña Ana has de Hevar.

DOÑA ANA.

¿Es verdad que ibas à ver A mi primo?

DOÑA LEONOR.

Si, doña Ana, Y habré de verle mañana, Ya que hoy no ha pedido ser; Porque de suerte lo pasa Sin mí, que temer podria Que él se viniese à la mia, Si yo no voy à su casa.

DONA ANA.

Pues si le vieres, Leonor, No digas que yo he venido, Na que tu casa he elegido Por sagrado de mi honor: Pues, aunque tu pensamiento Es dueño de su albedrio, Ya sabes como mi tio Trató nuestro casamiento. Y aunque el se excusó por ti, Y yo por otro galan, No es bien que entienda don Juan Esta liviandad en mí. Y mas, siendo la ocasion Don Diego Fajardo, pues Su mayor contrario es; Ya sé que por mi aficion Don Diego ha de procurar Estas paces, y no es bien, Hasta que amigos estén, Que lo llegue a sospechar. Yo vengo á tratar el modo Cómo tu padre y su hermano Le dén à don Juan la mano, Con que se apacigue todo; Y asi, que guardes te ruego Este secreto, advertida De que nos va en él la vida, La suya y-la de don Diego. Pues aunque hoy dudosa esté , Quizà el cielo dispendra Una dicha que será Por un delito que fué.

DOÑA LEONOR.

Cnando á mí no me importara Que don Juan no lo supiera , Y por ti no lo encubriera, Por mi gusto lo callara ; Que, aunque mujer he nacido, Jamás en esto lo fui , Pues tan parecido en mí Es el secreto al olvido . Que, como jamás le halla La voz , está persuadida A que el silencio la olvida , Y no es sino que la calla.

Sale DON DIEGO.

DON DIEGO.

Aunque falte à la amistad
De don Pedro, pues pudiera
Enojarse si supiera
Que al respeto y califdad
De su casa ofendo aqui,
Qué importa que muy fiel
Mi amistad me culpe eu él,
Si amor me disculpa à mi?
Aqui estàn las dos.

DONA ANA.

¿ Don Diego?

DON DIEGO.

¿Doña Ana?

Seas bien venido.

Si alegre y favorecido
A besar tus manos liego,
Decir podré con verdad,
Ufano con tal favor,
Que, à no haber muerto de amor,
Muriera de vanidad;
Y aun no queda encarecida
Mi voluntad verdadera,
Pues cuando à tus ojos muera,
Quedo à deber una vida.

Y solamente he sentido No poder, firme y constante . Morir una vez de amante Y otra de favorecido.

DOÑA ANA.

Hable, don Diego, por mi
Esta fineza no mas,
Que por ella inferirás
Lo que puedo hacer por ti
En peligros semejantes;
Porque en llegando à querer,
Las finezas han de ser
La lengua de los amantes.
Pero dejemos ahora
Hipérboles, y à Leonor
Le agradece este favor.

Perdonad, bella Señora, A mi amor, pues divertido En tan apacible calma, Por hacer dichosa un alma,

Hice grosero un sentido.

DOÑA LEONOR.

DOM LEONOR.

No habeis sido descortés,
Que en presencia de la dama,
Descortesia se llama
Ser con otra mas cortés.
Agradecelde, don Diego,
A doña Ana tanto amor,
Y si yo en este favor
Tengo alguña parte, os ruego
Que os acordeis algun dia
(Si me valiere de vos),
De lo que hago por los dos
Ahora, puès ser podria
Que os hubiere menester.

Para aventurar mi honor Y vida, basta, Leonor, Ser yo noble y vos mujer.

DOÑA LEONOR. El valor todo lo allana.

Sale INES, alborotada.

Mas ¿qué ruido es este . Inés ?

Vengo muerta.

Dilo pues. Inés.

Haz que se esconda doña Ana Y que se vaya don Diego; Que es don Juan, y hoy vió pasar El coche y le ha visto entrar, Y viene celoso y ciego.

Que importa? Di que entre acá ; Que nadie se ha de esconder.

DOÑA LEONOR.

Eso es echarme à perder.

DOÑA ANA.

Aun peor que estaba está.

DOÑA LEONOR.

Por esa puerta, que sale Al patio, os salid, Señor; — Y tu, amiga...

¿ Qué temor?

De ese camarin te vale-

Advertid.

No hay que advertir ; Sed mas cuerdo y mas cortés. DON DIEGO.

Yo me voy:

(Vanse doña Ana y don Diego.) DOÑA LEONOR.

A don Juan puedes abrir.

Sale DON JUAN.

DON JUAN. No vengo, tirano dueño De miamor y mis suspiros , Amante à contar mis quejas , Firme á obligar tus desvios , Quejoso à decir mis ansias, Triste à procurar mi alivio, Blando à enternecer tu amor, Y muerto à llorar tu olvido; No vengo, Leonor, á ser, A fuerza de incendios vivos En el fuego de tus ojos , Fénix mejor de mí mismo ; A ser escándalo vengo De mi agravio, á ser testigo De mi infamia, y escarmiento De los dos engaños mios, A librarme de una vez De ese mentiroso hechizo De tu amor, y à dar venganza A tu padre y à mi amigo.

DONA LEONOR. DOÑA LEONOR.

Si buscas satisfacion,
Sabe que mi honor estimo
Mas que tus celos, don Juan;
Acaba, descansa, dilos;
No ande el duelo en opiniones,
Hagan las quejas registro
Del agravio, informe el alma
La verdad à los sentidos.

DON JUAN.

Porque te adoro me ofende Tu rigor, porque te sirvo Me desprecias, y me matas Porque la vida no estimo, Cuando yo, por no apartarme De tus ojos, soficito Mi muerte, pues de Valencia Por tu ocasion no he salido; Crando la puesy no mas Cuando la nueva no mas De que ayer tu padre quiso Casarte con don Garcia Desesperado y perdido Me trujo à verte, y me ballé Tan bizarro en el pelígro, Que me festejó buscado Lo que me asustó temido, Cuando porque me volviere, Por soborno ó por alívio, Dijiste que me verias En el jardin , donde ha sido , A imitacion de las flores , Mi amor su retrato mismo, Al nacer el alba adorno, Al morir el sol delito, Al morir el sol delito,
Y cuando yo te esperaba
Para descansar contigo
De las peuas en que muero
Y de la ausencia en que vivo,
¡Con qué pena lo declaro!
Con qué dolor lo publico!
Tu coche, ¡ay Leonor! tu coche
Pasar por el jardin miro;
A don García detrás,
Sentada Inés al estribo.
Celoso tomo la espada Celoso tomo la espada, Enojado el coche sigo; Traigo conmigo un criado, Encargole ser registro; Veo apear dos mujeres, Quiero llegar atrevido; Topo á tu padre á tu puerta

Al rostro la capa aplico; Vuelvo la calle cobarde, A esotra puerta me arrimo; Llega un hombre arrebozado, Oigo à Inés que baja à abrirlo; Dejo el criado à la puerta, Que tenga cuenta le aviso; Pretendo subir à verte, Defiéndelo Inés con brios, Detiénenme tres criadas; Avisante que he venido, Oigo cerrar una puerta, Siento en esotra ruido; Hallo que vienes de fuera, Puesto el manto sin aliño, La voz sin palabras hechas Y el rostro sin color fino; Mira si para un agravio Son menester mas indicios.

DOÑA LEONOR.

(Ap. ¿Es verdad ó es ilusion Lo que por mi ha sucedido ?) Don Juan , advierte, repara Que soy tuya y que lo he sido. Pero haces de suerte el cargo , Que parece que es preciso Tu agravio; no acierto á hablar, Tu agravio; no acterto a hablar, Disculpado estás conmigo. Pero imagino, Señor (¿ Qué sé yo lo que imagino?), Que debe de ser verdad, Don Juan, todo lo que has dicho Y que ha pasado por mí; Pero yo no lo he sabido.

DON JUAN. Mal me asegura tu engaño. DOÑA LEONOR.

Habla quedo, no dés gritos; Mira no venga mi padre.

DON JUAN.

Su venganza solicito; Viva ó muera , que no siempre Se han de temer los peligros; Un vivir amenazado Ni le logro, ni le estimo; Pues viviendo, lo que temo, Temo aun mas de lo que vivo; Y así, acaben de una vez Mis ansias y mis suspiros. Dime quién es el dichoso Que tan presto ha merecido Esas finezas.

DOÑA LEONOR. Don Juan ,
Ya te he dicho, ya te he dicho
Que se vayan poco á poco
Tus sinrazones conmigo ;
Quizá pueden ser finezas
Las que sospechas delitos. Bien puede ser que sean ciertos Los recelos que has tenido; Que los cargos sean verdad Y que no lo sea el delito. Y que no lo sea el dento. Sin intencion no hay agravio , Ni hay ofensa sin indicio; De la ejecucion del brazo Es el amago el principio; Aun la violencia del rayo Que del estruendo y la llama Es el relámpago aviso. Primero que el sol corone De luz y esplendor los riscos, Planeta menor el alba, Los dora con rayos tíbios. Piedad ó costumbre sea De lo airado ó lo benigno. Lo mismo que al sol el alba Es al rayo el estallido. Pues si guarda un elemento

Sus fueros de obras precisos, Y no me has dado ocasion De ser ingrata, y he sido Constante á fuerza de penas, Firme á pesar de peligros, No te informe á ti tu agravio Mientras yo ignorare el mio.

DON JUAN. Estos, Leonor, no son celos; Agravios son conocidos.

DOÑA LEONOR.

Conocidos?

DON JUAN. Y evidentes:

Yo lo he visto.

DOÑA LEONOR. ¿Tù lo has visto? DON JUAN.

Y tengo de conocer Al hombre que se ha escondido. DOÑA LEONOR.

En mi casa?

DON JUAN. Si, en tu casa. DOÑA LEONOR.

DOÑA LEONOR.

(Ap.; Qué he de hacer? Pues si le digo
Que la que pasó en el coche
Era doña Ana, y que vino
A verse aqui con don Diego,
Ofendo el decoro mio,
Aventuro que no crea
La verdad, pongo à peligro
A doña Ana, y embarazo
Las paces, que, à ruego mio,
Ha de tratar con mi padre
Don Diego; pues yo prosigo
En negarlo aunque se enoje
Don Juan.) Tu estas persuadido
A tu agravio, y no hay agravio;
A mi olvido, y no hay olvido;
A tus celos, y no hay celos;
; Ha de poder mas contigo
Una duda en un instante
Que una fe de muchos siglos? Que una fe de muchos siglos? En tí han podido engañarte Los ojos y los oidos; Pero en mí te informa el alma, Que no puede haber mentido ; Y así, me has de creer, Y no á ellos lo que han dicho. Pues no será justo que Tenga crédito mas fijo Un sentido para un alma Que un alma para un sentido.

DON JUAN.

No trates de asegurarme , No , porque el afecto mismo Con que me estorbas la entrada , Aumentas los celos mios.

No es verdad lo que me quieres; No hagas con ingrato estilo Agravio de la fineza queja del beneficio; Que esto es amor.

DON JUAN.

¿Es amor? DOÑA LEONOR.

Quieres verlo? Tú has querido
Averiguar unos celos,
Que imaginados ó vistos
Dan muerte; yo te aseguro
La vida, el gusto, el alivió;
Tú quieres mirar de el sol, Rayo á rayo, el fuego activo, Que te abrase y que te ciegue; Yo con nublados mitigo

En tus dudas y en tus celos, Ya las llamas, ya los visos; Tu el basilisco de amor, Que son los celos, precito Quieres mirar, yo le cierro Los ojos al basilisco; Tú quieres pisar el áspid , Yo los pasos le resisto; Tu te aventuras al daño, Yo te defiendo el peligro; Yo te defiendo el peligro;
Tú te empeñas, yo te guardo;
Tú te pierdes, yo te libro;
Pues si tú buscas el daño,
Y yo el remedio te aplico,
Tú eres quien te quieres menos,
Y yo quien mas te ha querido;
Y así, pues que no has de entrar,
Porque, como ya te he dicho,
A tí y á mí nos importa,
Y soy noble, y no me olvido
De que soy tuya, y si vuelve
Mi padre, que está ofendido,
Temo un daño, y no has de usar
Descortesias conmigo, Descortesias conmigo, Y no se puede creer De mi que tenga escondido Hombre de tan bajas prendas, Que cuando à voces publico Que soy tuya, lo esté oyendo, Y no salga à resistirlo, Vuélvete al jardin, don Juan.

DON JUAN.

Mejor dirás à un martirio De mi imaginar sospechas Y de tormentos fingidos. Al fin me vuelvo, Leonor, Desesperado y corrido.

DOÑA LEONOR. Contento y asegurado

Dirás mejor.

DON JUAN. Hoy perdimos, Yo la prision de tus ojos, Y tú el imperio en los mios.

DOÑA LEONOR.

Yo sabré satisfacerlos.

DON JUAN. Y yo sabré no admitirlos ; Y asi, entre caducas flores Voy, celoso y ofendido, A morir de muchas veces

Qué mal hizo , qué mal hizo Quien se guardó para el rayo , Y no murió del aviso ! (Vase.)

DOÑA LEONOR. Llorando va , mas no importa; Tenga celos, tema olvidos, Cuente quejas, finja agravios, Sufra enojos, dé suspiros, Llore dudas y haga extremos De celoso; que yo admito
La sospecha que hoy me infama,
Por los daños que hoy le impido;
Yo sabré satisfacerle,

Pues enojarle he sabido.

## JORNADA SEGUNDA.

Salen LIRON Y DON JUAN.

LIRON.

Esperé, como mandaste, A la puerta de Leonor, Y à poco rato, Señor, De como en su casa entraste, Salir dos mujeres vi,

Que hácia la casa guiaron De doña Ana; ellas se entraron , Tardábanse y me volví; Y cuando hallarte pensé Alegre y desengañado, Bien herido y mal curado De tus sospechas te hallé Qué tienes , que à todas horas, Que con tu mal teaconsejas , Hablas como que te quejas Y miras como que lloras?
Acaba ya de perder
A tus males el cariño,
Vaya el amor para niño
Y Leonor para mujer;
Que si ponderar tus daños
Tan eficaz lo porfias,
No hay don Juan para dos dias,
Y hay celos para mil años.
Vuelve en ti, dale al amor
El pago que à ti te dan.
¿ Hablas? ¿ Respondes, don Juan?
A esotra puerta, Señor. Y miras como que lloras?

DON JUAN. Tlos? Quéfuria, qué veneno es este, cie-Así muere un amor de tantos años? ¿Que no baste à advertirme los engaños Quien pudo ocasionarme los desvelos? Cuando menos pensaba en mis rece-

Y menos sospeché los desengaños, Tanto el indicio apresuró los daños, Que aun no tuve lugar de tener celos.

¿A quién jamás, à quién le ba sucedi-Sentir sin alma y no rogar quejoso? [do Solo á mi, que á mis penas he nacido.

Pues ni sabe mi amor huir celoso, Ni yo puedo esperar correspondido, Ni me deja el agravio estar dudoso.

Ya escampa; ¿hay tal suspension? El hombre trae la veleta Como cascos de poeta En noche de colacion. Mira , Señor, que es vulgar Error, justo de reñir, Que tú te dejes morir Por quien te dejas matar.

DON JUAN.

; Ay Liron! que no has sabido Querer mucho, pues tan presto Tienes el gusto dispuesto A olvidar lo que has querido.

LIRON.

Dicen los que mas se alaban De finos enamorados Que en celos averiguados Las amistades se acaban. Esto dicen todos, yo Ni quito ni doy consuelos; Juzga tú si están tus celos Averiguados ó no.

DON JUAN.

Vén acá ; solos estamos, Habla á mi pena.

Si haré. DONJUAN.

No digamos lo que fué, Lo que pudo ser digamos No pudo ser que viniendo A verme Leonor, la viera Don Garcia, y que siguiera El coche, y ella, temiendo Que aqui la viesen entrar, Lo quisiese desmentir, Dándome á mí qué sentir, Y no à él qué sospechar? Porque si à hablarle en su amor

A don Garcia saliera, Pensar que á que yo la viera Pasó por aqui, es error. Pudo ser que el embozado No entrase á ofenderme á mi; No entrase a otenderme a n Que la puerta que yo vi Cerrar, fuese sin cuidado; Que el recelo y turbacion De Leonor, el estorbarme La entrada y el obligarme, Con razon o sin razon, Con razon o sin razon,
A no averiguar por mi
Mi amor y mis celos, fuera
Temor de que no viniera
Su padre, y me hallara allí.
Pues si esto pudo ser,
Y pudieron engañarse.
Los ojos, y á declararse
Allega así una mujer
Conmigo, y es miserinal: Conmigo, y es principal; Y viéndome desvalido, Me ha alentado y me ha querido Con una fe tan igual , Que jamás temi este daño. Por qué he de creer aqui Que Leonor me engaña á mi Y no soy yo quien me engaño?

LIBON

Un coche à la deshilada, Una cortina corrida, Una dama muy salida, Y una puerta muy cerrada, Y lo demás que se ofrece Al discurso que señalo, Ello no puede ser malo, Mas por Dios que lo parece. Pero, pues lo abonas ya, Y en seguir tu humor obligo, Y en seguir tu humor obligo, Si tú lo acabas contigo, Conmigo acabado está; Que harta compasion merece Quien á tal tiempo ha venido, Que se hace desentendido Del daño que le padece.

DON JUAN.

Dices bien; miente el amor En los ojos y los labios ,
Y no mienten los agravios
Y en las dudas el honor.
¿No me dijo que vendria
A verme Leonor y á hablarme,
Y solo vino á matarme De celos con don Garcia? yo no vi que bajó à abrir faés, que estaba arrimado Un hombre, que entró embozado; Que en mi quiso resistir La entrada, que se turbó Leonor cuando le avisaron Que dos puertas se cerraron, Y que al fin no me dejó Que entrase à desengañarme De los celos que traia? Pues ¿qué ignorancia porfia Vanamente à consolarme? Fineza no pudo ser Para obligarme á salir, Pues menos que en resistir Tardara en satisfacer; Y era fineza mayor Darme en pena tan crecida Un rigor mas á la vida Que una sospecha al honor. Luego no puede quererme Quien de un lance tan dudoso Ma dajó vanir seleso. Me dejó venir celoso, Pudiendo satisfacerme.

LIBON. Eso si , cuerpo de Dios ; Acaba de ser galan Recluso, que nos tendran Por cartujos á los dos.
Doña Leonor nos afrenta,
Y su padre de doña Ana
Nos ruega, y con mucha gana;
Toma tu paz por su cuenta,
Con que a su hija le dés
La mano y le cases luego;
Esto importa à tu sosiego,
Sé con tu prima cortés.

DON JUAN.

La vida me ha de costar,
Pero no me he de vencer;
Yo no me pude valer
De violencias para entrar.
Resistiendolo Leonor,
Esperar à que viniera
Su padre, y alli me viera,
Era otro daño mayor;
Pues su afrenta publicaba
La de Leonor y la mia,
Y à mi honor no le valia
Lo que à los dos infamaba;
Y asi, pues no he de pedir
Que Leonor me satisfaga,
Y cuando por si lo haga,
Ya no lo puedo admitir.
Despues de aquel desengaño,
Hoy à doña Ana veré;
Quizà asi divertiré
Este amor con este engaño.
Y por lo menos verá
Leonor, si viniere aqui,
Que de los celos que vi,
Huigo las disculpas yo.

Salen DONA LEONOR ÉINÉS, con mantos, y EL CASERO con ellas.

DOÑA LEONOR.

CASERO.

Aunque ha estado
Luego que à verle venias
Le juzgué mas consolado.
Háblale y dile, Leonor,
Que, pues jamás viene aquí
Tu padre, y fias de mi
Tu su vida y él tu amor,
Y nadie puede saber
Que vive aquí retirado,
Se aliente, pues le ha postrado
Tanto el pesar desde ayer,
Que temo un daño mayor. (Vase.)

DOÑA LEONOR.
¡Ay dou Juan! quieran los cielos
Que se reduzgan sus celos
À la verdad de mi amor.
LIRON.

Ines y Leonor.

DON JUAN.

¿ Qué dices?

Que son ellas, ó estoy ciego.

DOÑA LEONOR.

Ay Inés! temblando llego.

Llega, y no te atemorices.

poña Leonor.
Porque no pieuses, dou Juan,
En mi agravio y à mi costa,
Que te ha arrojado del pecho
Quien de su casa te arroja;
Aunque mi estado me excusa;
Aunque mi sangre me abona;
Aunque mi amor me asegura
Y aunque mi honor me reporta;
Y algunas finezas mias;
Pienso que ya serán pocas;

Porque despues de unos celos Es tan flaco de memoria El amor, que si una duda A ser agravio se asoma, Finezas de muchos siglos Se olvidan en pocas horas; Finalmente, aunque pudiera Prometerme que yo sola Valiera, don Juan, contigo Mas que tus sospechas todas, No quiero de sus recelos Que adelantes las fisonjas; Que no estragues las finezas Quiero solamento ahora; Y así, por satisfacerte...

DON JUAN.

Si eso solo te apasiona,
Leonor, yo estoy satisfecho,
Si no lo estaba hasta ahora,
De que fué flor mi esperanza,
De que fué mi vida sombra,
De que fué mi dicha engaño,
De que fué mi dicha engaño,
De que fué mi gloria sueño,
Y tu amor... Pero ; qué importa
Que amor, que vida, que dicha,
Que esperanzas y que gloria,
Al cabo no fué mentira,
Flor, engaño, sueño y sombra?

DOÑA LEONOR.

Anoche entraste en mi casa.
Parece que unas á otras
Se llamaban las desdichas;
Pero; cuándo vienen solas?
Vi en un peligro tu vida,
En otro mayor mi honra;
Y en mas sospechas mi amor;
Y yo, entre tantas congojas,
Por morir de cada una,
No quise morir de todas;
No hallaba el alma en el cuerno,
Las palabras en la boca,
Ni en el pecho el corazon;
Pues ya en tu vida medrosa,
Ya en mi amor desconflada,
Yya en tus celos absorta,
Embarazada en si misma
Con el susto la memoria,
Quedé muda, y procurando
Que la atencion reconozca
La verdad, quedé tan bulto,
Que anduve a buscar mi sombra.
Tuviste razon, no culpa;
Tus dudas fueron forzosas,
Tus celos fueron precisos,
Tus sospechas fueron propias;
Solo culpo mis desdichas,
Y casi no culpo à todas;
Que hay desdichas que se vienen
Sucedidas ellas propias.
En fin, yo vengo, don Juan,
A satisfacerte agora;
Que tus celos...

DON JUAN.

No, Leonor;— Dificil empresa tomas, Si yo vi anoche en tu casa Apariencias tan notorias, Que para una muerte bastan Y para un agravio sobran...

BONA LEONOR.

No pudo ser una dama La que se escondió medrosa Anoche en el camarin ?

DON JUAN.

Si, Leonor, y ¿quién te estorba Que digas que fué mi prima Doña Ana? DOÑA LEONOR.

Pues ¿fuera cosa

Muy imposible?

A lo menos

A lo menos Seria imposible cosa Que ella propria lo confiese, Si las dos mujeres solas Que anoche à su casa fueron Iban à eso; ¿qué te asombras? Esto es verdad.

DOÑA LEONOR.

Mis desdichas

Pretenden volverme loca.

DON JUAN.

Bastan, Leonor, los engaños, Que no consuelan y enojan Para una ofensa temida; Guarda una tiereza heróica Y un consuelo adelautado Para una fe escrupulosa; Mas para unos celos vivos, Donde el agravio se toca, Lastiman de nuevo el alma Las satisfacciones cortas, Porque acuerdan el agravio Y no excusan la deshonra. Ya es tarde para disculpas.

DOÑA LEONOR.

Don Juan, si amado blasonas
Y favorecido huyes,
Los desaires no enamoran;
Si desvanecido piensas
Que el venir à verte agora
Es amor, y no es honor,
Serà confianza loca.

Haz tu que yo no padezca
Por tus celos en mi honra.
Que aunque padezca en el gusto,
Perdiendo mi amor, no importa.
Y pues me has dado a entender
Claramente que te enojan
Las satisfacciones mias,
Yo no quiero que las oigas
Ni las creas; solo quiero
Que, cortès cou mi persona,
Me remitas esta injuria,
Pues te excuso esta lisonja.

DON JUAN.

Haz que no haya temido,
Y harás que no crea agora;
Mas ya confirmé el agravio
Cuando le temí; perdona,
Que en el duelo del honor
A veces se ofrecen cosas
Que alborotan prevenidas,
Y apuradas no alborotan.
Y como el amor es miedo,
Que hace mayores las sombras,
Aunque vistas no importaran,
Porque no se ven importaran.
Una fineza me queda,
¡ Ay Leonor! harto costosa,
Que hacer por tu honor y el mio,
Que es no escuchar de tu boca
Satisfaccion.

Y eso puede

Ser fineza?

DON JUAN.

St, Señora;
Que hay verdades desdichadas
Y hay mentiras venturosas.
Y si por satisfacerme
Vienes à decirme ahora
Verdades, no he de creerlas,
Porque mis celos informan
En mi agravio, y lo he creido;
Luego el no oirte me abona;
Y si es mentira, te excuso

Esta culpa mas; de forma Que el no oir satisfacciones À tí y à mi nos importa.

DOÑA LEONOR.

De qué sirve la cordura?
Salgan del pecho á la boca
Las palabras, los suspiros,
El ñudo el silencio rompa.
Primero soy yo que nadie.
DOÑ JUAN.

Mira que à riesgo no pongas Tu verdad.

DOÑA LEONOR, Si no bastaren Palabras afectuosas, Bastarán lágrimas vivas.

DON JUAN.

Suspende el menudo aljófar;
Que no he de esperar, Leonor;
Yo su violencia amorosa;
Que es el llanto en la mujer
Que persuade y que llora,
Veneno de la razon,
Que la mata y que la postra;
Ya se vió, arando la tierra
La vibora ponzoñosa,
Que el veneno que en si guarda,
La sustenta y la conforta;
Y al verse oprimida della,
Descansa cuando la arroja,
Pero adonde la derrama,
Turba, mata y inficiona;
Pues el mismo efecto hacen
Esas lágrimas, que todas
Son consuelo de tu pena
Y alivio de tu congoja;
Pero en mi serán veneno
De la razon, si me tocan,
Pues por beber su ternura
Gonsentiré mi deshonra.

DOÑA LEONOR. L'Al fin, don Juan, te resuelves À no oirme?

Esto le importa

DOÑA LEONOR.

¿Y mis finezas?

DON JUAN.

Con mis agravios se borran.

DOÑA LEONOR.

Pues no porque el llanto mio
Gon lágrimas amorosas,
Persuadiendo mis verdades,
Fundaran tus vanaglorias;
Bien así como el arroyo
Cuya corriente sonora
Solo afeitaba las flores
De su márgen arenosa,
La nieguen al llanto mio
Tus seguridades locas,
Como al licor lo que riego,
Como à piedad lo que informa;
Ni por el aire templado
De mis quejas lastimosas
Gima, pensando que suena,
Ruegue, pensando que sopla;
Bien así como el almendro
Halagueñamente ronda
Suave el viento, orcando
Sus recien nacidas hojas;
A mis piadosos suspiros
Se hagan tus piedades sordas,
Porque estas lágrimas mias,
Que como el arroyo adornan,
Alli márgenes y flores,
Y aqui mejillas y rosas,
Si las desprecias ingrato,
Grecerá su llanto en ondas,

Para que anegue la espuma
Cuanto floreció el aljófar;
Y mis amantes suspiros,
Que como el viento pregonan
Dicha á tu amor en mis ruegos,
Vida al almendro en sus hojas;
Si usare mal de la dicha
Tu desvanecida pompa,
Morirá para escarmiento,
Naciendo para lisonja.
Vén, Inés; que voy mortal.

No te apasiones, Señora.

Vén, Liron; que esto es tomar Mis venganzas á mi costa. Hoy he de ver á mi prima.

Linon.
Con linda prisa lo tomas.

DOÑA LEONOR.
A doña Ana has de llevar
Luego un papel, que me importa.

Enternecido me dejan

El corazon tus congojas; Pero he de morir primero Que consentir mi deshonra. (Vase.)

DOÑA LEONOR.

; Que desta suerte me doje
lr don Juan! Mas ¿qué me asombra
Que tomen celos tan claros
Venganzas tan rigurosas!

(Vanse.)

Salen DOÑA ANA y DON DIEGO.

Por no ponerte, don Diego, En el peligro que ayer Con mi primo, ni perder Por descuido mi sosiego, Aunque no es riesgo menor, Sabiendo tú lo que pasa, Hallarte un padre en su casa, Que un primo en la de Leonor, Te he llamado, porque quiero Que tu voluntad me deba Otra fineza mas nueva.

Mucho de tu pecho espero, Y à todas piensa mi amor Que satisface por ni En aventurar por ti De nuevo vida y honor.

Menos se ha de aventurar
Y mas se ha de conseguir,
Si lo que vienes à oir
Lo vas luego à ejecutar;
Ya sabes como trató
Mi padre mi casamiento
Con mi primo, y que el intento
A su amor lo rehusó
Por Leonor, y yo por tí;
Tambien don Diego ha sabido
Que se dió por ofendido
Mi padre.

DON DIEGO.

Señora, si;
Y que dió muerte don Juan
A un hermano de Leonor;
Que ella está firme en su amor,
Auaque á mi hermano la dan
Por marido; diligencia
Que su padre ha procurado,
Y mi hermano lo ha acatado,
Y que está oculto en Valencia
Tu primo don Juan; ¿hay mas

| Que saber? Sácame luego | De cuidado.

DOÑA ANA. Mi don Diego, Escúchame, lo sabrás.
Viendo á don Juan perseguido,
Mi padre se ha lastimado
Tan de veras, que ha olvidado
Cuantas quejas ha tenido,
Y toma por cuenta suya
Hasta el disgusto menor nasta el disgusto inchor De don Juan, porque su amor De su nobleza se arguya; No es esto, don Diego, no, Lo que á mi me da cuidado, Solamente me lo ha dado Ver que mi padre trató Conmigo su intento, y es Obligarle deste modo, Y en sosegándolo todo, Casarme con él despues; Que en los conciertos vendrá Don Pedro es cosa sabida, Porque nada que le pida Mi padre le negará Los encuentros de tu hermano, Que por esta causa duran, Cesarán si se aseguran Que le dé Leonor la mano; Don Juan, por verse contento, Aunque atropelle su amor, Ha de olvidar à Leonor Y admitir mi casamiento; Y Leonor, que resistia De tu hermano la esperanza Por don Juan, con su mudanza, Casará con don García; Casará con don García;
Y quedarémos asi,
Despues de tanto disgusto,
Yo casada sid mi gusto,
Y tú, don Diego, sin mi;
Pues pensar que yo he de hacer,
Por huir este rigor,
Cosa que falte a mi honor,
No, don Diego, no ha de ser;
Porque si mi voluntad
Sa adelata a ma halara Se adelanta a una bajeza, Hoy la tendras por fineza, Y despues por liviandad; Y es error introducido Por necia razon de estado El tenerte ocasionado Y esperarte comedido; Y asi, templo con valor, Si nuestra dicha lo alcauza, En don Pedro la venganza, Y en don Garcia el amor; Y en don Garcia el amor;
Porque, al paso que don JuanMenos enemigos tenga,
Aunque otro amor le prevenga,
Mas sus firmezas serán;
Esto me ha tocado à mi.
Que es imaginar los medios,
Y el aplicar los remedios
Te toca, don Diego, à ti.

DON DIEGO.

Pues si con eso se allana
El fin que mi amor tenia,
Yo tomo por cuenta mia
Esas dos cosas, doña Ana;
Y si importare tambien
Ser amigo de don Juan,
Sabrás que à mi cargo están
Sus paces, pues le están bien
A él, à Leonor y à los dos.

Bien has dicho.

Pues, doña Ana, Con lo que hubiere, mañana Te avisaré.

DONA ANA. Adios.

DON DIEGO.

(Vase.) Adios.

DOÑA ANA.

Eso queda bien así, Para no quedar quejosa,
Que, pudiendo ser dichosa,
Por descuido lo perdi;
Yo he de hacer por mis cuidados
Cuanto se puede decir;
Mas, si no se puede huir
La violencia de los hados,
Y si me viere la luna Y si me viere la luna Besar de su rueda el pié, Esto le tocó á mi fe, Lo demás á la fortuna.

#### Salen DON JUAN y LIRON.

LIBON.

Entra con el pie derecho, Y di tres veces : « Doña Ana; » Y la una carabana De olvidar habrémos hecho; Y encomendándolo á Dios, Que nos acuerde con bien Del agravio y del desden, Habrémos hecho las dos.

DON JUAN.

¿Siempre has de estar de un humor?

LIRON.

Paciencia; que peor fuera Que de muchos estuviera; Pero repara, Señor, En que está tu prima aqui.

DON JUAN,

Pues volvámonos. LIRON.

Ya no; Que puede ser que nos vió.

DOÑA ANA. (Ap.) DONA ANA. (Ap.)
Cielos, ¿no es mi primo ? Si;
El es, bien lo recelaba
El alma, cuando temia
Que el daño que prevenia
Los remedios dilataba;
Ya con la seguridad
Que mi padre le ha ofrecido,
Viene à verme, y se ha atrevido
A salir por la ciudad.

Ya te ha visto, vuelve en ti; No des con la turbacion Muestra del pesar.

DON JUAN. Liron. Disculpa es turbarme aquí; ¿ No es la turbacion efeto De amor?

LIRON.

Sí.

DON JUAN.

Pues si me he hallado
La disculpa de turbado,
Que arguye amor y respeto,
Y à fingir amor entré
Cuando quiero en otra parte,
Déjame que supla el arte
Lo que no suple la fe;
Y cuente esta turbacion
Por liscoira etra bellaza Por lisonja otra belleza, Pues ganaré la fineza Sin costarme la traicion.

LIRON. Pues Dios te turbe con bien, Y por si no te turbare, Avisa; que, si importare, Yo me turbaré tambien.

DON JUAN. (Ap.) Fuerza ha de ser ya hablar A mi prima, aunque no quiera.

DOÑA ANA. (Ap.) No hablarle à don Juan quisiera, Mas no lo puedo excusar.

DON JUAN.

Quien por quitar mis enojos, Prima y señora, me advierte Que me aparte de la muerte, me acerca á vuestros ojos, Hoy hallará en mis sentidos Que es muerte mas dilatada Una belleza buscada Que mil contrarios temidos.

DOÑA ANA.

Si tuvieran tal poder Mis ojos para rendir, Y pudieran elegir Las muertes que habian de hacer, A las vidas fementidas De vuestros contrarios fuertes Les diera yo muchas muertes, Por daros á vos sus vidas.

DON JUAN.

Bien vale una voluntad La fineza.

DONA ANA.

Yo quisiera Que à mi un amor me valiera, Y à vos una libertad.

DON JUAN.

Yo vengo cautivo aquí De los ojos por quien muero, Y mas libertad no quiero.

DOÑA ANA.

¿Cautivo y con gusto?

DON JUAN.

Doña Ana; con gusto vivo En la prision donde estoy.

DOÑA ANA

Tambien yo, aunque libre estoy, Tengo el corazon cautivo.
(Ap. Razones sin alma son;
Amor, la fe las revoca;
Que las pronuncia la boca
Sin saberlo el corazon.

DON JUAN. (Ap.) A vos las lisonjas labra; Leonor, no te ofendas, mira Que hay palabra que es mentira Primero que fué palabra.

Sale INES.

INES.

Mi señora me mandó Que aqueste papel te diera En tu mano, y que volviera La respuesta me encargó; Mas ¿ cómo, señor don Juan, Vos en esta casa?

DON JUAN.

Pues De qué te admiras, Inés? INÉS.

Buen amante y buen galan.

DON JUAN. (Ap.)

Pésame que me haya hallado Aqui Inés.

LIBON. (Ap.) En el garlito Nos cogieron.

INÉS. (Ap.) Y el bendito Del lacayo, el mesurado,

¡Qué socarron, qué fruncido Me mira! ¡Fuego de Dios, Que los abrase á los dos!

DOÑA ANA. (Ap.)

Turbado y descolorido Está don Juan.

DON JUAN. Que me hubiera visto Inés ,
Pues dirá Leonor despues
Que eran mis celos grosera
Disculpa, y que en mis cuidados
Tuvieron ya consentida
La venganza prevenida
Y los celos deseados. Tios celos deseados.
¡Qué mal se enmienda un error!
Mas diré que vine á ver
A mi tio, esto ha de ser.)
Don Alonso, mi señor, ¿Está en casa?

DONA ANA. Don Juan, si, Y no hay puerta para vos Cerrada; entrad.

DON JUAN

Guárdeos Dios. (Ap. ¿Qué extremos son estos? Di, Amor, ¿qué desigualdades Causan en mí tus fierezas? Causan en mi tus herezas?
Ausente, lloro tristezas;
Muerto ,no admito verdades;
Vivo, siento sinrazones,
Buscando, temo mi olvido,
Y celoso y ofendido,
No escucho satisfacciones; Baste la desigualdad, Amor; que es rigor violento Que pague el entendimiento Culpas de la voluntad.)

LIBON

¿Dónde vas, Señora? DON JUAN.

Aver

A mi tio.

LIRON.

He de esperar? DON JUAN.

Si, que no me he de quedar; Al jardin he de volver.

DOÑA ANA.

Ya se fué don Juan, ahora Muestra, Inés, ese papel.

INÉS.

Que respondas luego á él Te suplica mi señora. (Dale el papel.)

DOÑA ANA.

(Lee.) «Por hacerte, amiga, un gus-»to, ofreciéndote mi casa, me he hecho Ȉ mi un pesar, y he puesto à don luan »en un cuidado muy contra mi repu-stacion; dame licencia para que yo le »satisfaga, contandole la verdad del »caso, porque no es justo que pague »mi opinion culpas de tu inadverten-»cia. Dios te guarde.—Doña Leonor.»

¿Qué tengo de responder? Entra, Inés, y llevarás Respuesta; no vi jamás Tanto secreto en mujer.

(Vase.)

(Vase.)

¡ Quiéresme decir, Líron, Por qué se salió don Juan Fuera del jardin?

Están, Inés, de otra condicion Las cosas; hase firmado

Con doña Ana el casamiento De don Juan, y él muy contento Lo ha admitido y lo ha estimado; Porque en esta casa, Inés, Se vive de par en par, Y no topará el azar Un hombre, aunque entre en el mes De mayo; jamás el coche Va tapadas las cortinas De medio ojo; en las esquinas No hay embozados de noche, Y están las puertas abiertas; Aqui no hay casas adonde Para un galan que se esconde Cierra una dama dos puertas; Esto es amor, Inés mia, Porque hay uno solo, Inés; Que habiendo muchos, no es Amor, sino cofradía; Y en tan ciega confusion Hay cofrade que entra ciego Por la bocamanga, y luego Sale por el cabezon.

INÉS. Picaro, ¿de esa manera Hablas conmigo? Ya tarda Mi cólera; pero aguarda, Que te he de matar siquiera.

(Vanse.)

#### Salen DON PEDRO Y DON GARCÍA.

DON GARCÍA. Ahora llegué, y he sabido Que à buscarme dos veces habeis ido, Señor don Pedro, y vengo A ver qué me mandais.

DON PEDRO.

A favor tengo

Esta visita.

DON GARCÍA. Vuestro fué el cuidado, DON PEDRO.

Es verdad que esta tarde os he buscado, Porque un negocio de los dos tenia Que resolver con vos; oid, Garcia. Partida tengo el alma en dos cuidados; Que en mis brios cansados Y en mis años prolijos [hijos. Dos penas me dió el cielo en mis dos Cualquiera es grande, y la mayor cual-Cualquiera es grande, y la mayor cual-Pues porque no prefiera [quiera, Ninguna en la mayor, en tierra calma Me ocupó toda el alma; Y cuando luego funda Quejas del sentimiento, la segunda, Porque no me doy todo á sus desvelos, Oue hasta las penas saben tener celos.

Que hasta las penas saben tener celos, Piadoso, si sabido, En mi dolor la vengo de mi agravio;

Tanto, que si una sola me importuna, Toda el alma la doy á cada una; Y si en entrambas la pasion me ciega, Es la mayor la que primero llega; La muerte de mi hijo

Fué de mis años un dolor prolijo; Yo os confieso que, ciego en mi vengan-

Se burló de mis canas mi esperanza; Pero también confieso Que lo que erró el dolor, enmienda el Pues viendo yo que aquella sangre fria El sentimiento solo padecia, Y que en mi hija su opinion padece, Pues al paso que crece En mi el descuido, en vos el galanteo En mi el desculdo, en vos el galanto, Y en ella la hermosura, crecer veo En el vulgo, que atento lo mormura, La desdicha comun de la hermosura. Me resolvi, porque mi honor me llama, A faltar a mi pena, y no à su fama;

Y así, pues que don Juan huyó mi furia, Y la muerte de Pedro no es injuria, Ni su venganza alivio de mis años, Y mi vida se huye de mis daños, Y à mi nobleza y su virtud atento, Deseais de Leonor el casamiento, Y á vuestra voluntad reconocido, Su mano os he ofrecido, Y ha de ser vuestra esposa Leonor, me ha parecido justa cosa, Pues ha de ser mañana ó otro dia, Que sea luego, y con eso , á vos, Garcia, Que os hago la mayor lisonja creo, Pues que os acorto siglos al desco, Doy á Leonor estado, Satisfacion al vulgo, á mi cuidado Quietud, á vuestros deudos alegría, A Valencia un buen dia, Y Leonor, vos y yo tendrémos luego, Leonor dicha, vos gusto, y yo sosiego. DON GARCÍA. (Ap.)

Cuando de celos muero, es mi desdicha Tal, que el amor me mata con la dicha, Pues posible la veo, Y me estorba lo mismo que deseo; Pero hasta asegurarme de que han sido Engaños los recelos que he tenido, No la he de dar la mano A Leonor, pues mi hermano Me lo aconseja; intento Dilatar por ahora el casamiento.

Admirado, confuso y aun corrido Me tiene que hayais enmudecido Tanto, cuanto creia Que una lisonja à vuestro amor hacia; ¿Qué teneis? Qué dudais? ¿Os ha pesado De que haya el casamiento apresurado?

DON GARCÍA. (Ap. Esto ha de ser, ahora me conviene El dilatar mi boda; nunca tiene A disgusto un amante Que el fin à su esperanza se adelante, Y mas cuando es la prenda [da Tan superior; no quiero quese entien-De mi tal groseria.) Hizome novedad la dicha mia, Como no la esperaba, Y lo mismo que dudo, celebraba El corazon amante; Peligro en los informes del semblante. Por Leonor la lisonja os he estimado,

Y pagárosla quiero de contado. DON PEDRO. Luego habeis de casaros.

DON GARCÍA.

¿Cuándo?

DON PEDRO.

Luego,

Esta noche.

DON GARCÍA. No os ruego, Señor don Pedro, que tambien quisiera Vo que esta noche fuera; Pero han de prevenirse algunas cosas Que para un casamiento son forzosas. DON PEDRO

Eso no os dé cuidado, don Garcia; Que, pues vos la quereis, y es hija mia, Leonor hara mi gusto ; Prevenidas están las voluntades Que bastan, excusemos vanidades; Entrad, visitaréis à vuestra esposa.

DON GARCIA. Señor don Pedro, oid; no esjusta cosa Que estos lances se traten Con tanta prisa; haced que se dilaten Hasta que llegue el tiempo convenible, Porque casarme abora es imposible.

Mucho decis en eso, don García; Y pues nunca negó la sangre mia, Ni yo os he de rogar, sabré, aunque Remitir á violencias el consejo, [viejo,

Y serán, castigando demasias, Espadas blancas estas canas mias.

Discurrid como sábio, No hagais agravio lo que no es agravio.

Yo sé lo que es honor y lo he sabido; Estoy de vuestras cosas ofendido.

DON GARCÍA.

¿ Qué cosas?

DOS PEDRO.

Los paseos, Rondas y galanteos De mi casa, que han dado Escandalo al lugar; pero vengado Le dejaré primero que se entienda Que pudo haber quien à mi sangre ofen-

DON GARCÍA. Basta, señor don Pedro; que no he sido Quizá el mayor escándalo que ha habido En vuestra casa.

DON PEDRO.

¿Qué decis?

DON GARCIA.

Que siento Que, à vuestro honor atento, El vulgo le murmura, y que se crea El escandalo y sea Verdad, y esté yo cierto que no hesido La causa del escándalo creido. (Vase.)

DON PEDRO. [¡ Ay cielos! García, oid, no os vais.—;Qué es esto? ¿ No bastaban cuidados sin recelos? Pero calle la queja, hable el agravio, No entre el sentimiento con el labio, La voz con los enojos Ni el dolor à la parte con los ojos: Mi honor padece, y el peligro es tanto, Y asi preliera la atención al llanto, El remedio a la queja, Leonor salga De los ojos del vulgo, y no la valga Por disculpa mi sangre y su inocencia; Parte secreta tengo yo en Valencia, Donde ella viva y mueran mis enojos, Quitándosela al vulgo de los ojos; Esto ha de ser, yo voy à que al momento Ponga en ejecucion mi pensamiento. Pero ella viene aqui. — Leonor, tu vie-A huen tiempo. Ines

## Sale DOÑA LEONOR.

DONA LEONOR.

Que el disgusto en los ojos te he leido.

DON PEDRO. A tu honor y'a mis canas se ha atrevido, Infame, una sospecha.

DONA LEONOR.

(Ap. ; Ay Dios, si sabe Mi amor y el de don Juan! ¡Desdicha gra-&A mi honor?

A tu honor; no lo he creido, Leonor, porque si bubiera presumido Que tus ojos han dado Ocasion al delito que he escuchado, Yo propio le vengara, Con las manos los ojos te sacara; Pero yo sé que está mi honor seguro, Solamente procuro

Satisfacer al vulgo; y así, quiero Quitarte de sus ojos, y al cochero Manda que ponga el coche Y te lleve al jardin, porque esta noche Has de dormir en el; yo voy delante.

DOÑA LEONOR.

¿Tan de prisa, Señor? Aguarda, espera; ¿ No bastará mañana? (Ap. ¡Ah, quién Avisar á don Juan!) [pudiera

DON PEDRO.

Pues ¿tú rehusas Venir conmigo?

DOÑA LEONOB.

Aquestas son excusas

Por tu comodidad.

DON PEDRO.

Nada te impida: Mi honor es antes, y despues mi vida, Y esto ha de ser, Leonor.

DOÑA LEONOR.

Haré tu gusto.-Mi padre va al jardin, y descuidado Don Juan, mi amor culpado, Mi padra cuidado Mi padre cuidadoso, Notada mi opinion, mi amor quejoso, Yo con desaires y don Juan con celos, Hay mas desdichas, cielos ? Basten, basten los daños, Basten, basten los daños,
acábese mi vida con los años,
y no dure el dolor mas que la herida,
O bien se lleve de una vez la vida,
Cielos, vuestro rigor y mi tormento,
O de una vez me lleve el sentimiento;
¿Quién pudiera avisarle lo que pasa
A don Juan! Que está inés fuera de casa
Agora. ¡Oh quién pudiera
Hacer que se saliera!
Que aunque vive quejoso,
De su néna celoso. De su pena celoso, Que mi crédito infama, Nunca olvida quien ama, Ni vive ni sosiega El alma en el cuidado De mi amante adorado; Que, viendo las desdichas á los ojos, Hasta los riesgos duran los enojos.

Sale INES

INÉS.

Señora, ¿qué das voces? DONA LEONOR.

Inés, seas bien venida; pues conoces El genio de mi padre, un grave daño Procura remediar.

INES.

Suceso extraño;

Habla, di ya, Señora.

DONA LEONOR

Que va mi padre hácia el jardin abora, Donde vive don Juan, corre al instante, Avisale que buya.

No es tu amante Tan descuidado, que temer se pueda Que esa ni otra desdicha le suceda.

DOÑA LEONOR.

Mira, Inés, que se va mi padre abora. INÉS.

Poco importa, Señora,

DONA LEONOR.

Háblame claro, Inés. - ; Ay pena mia!

INES.

No està ya en el jardin, como solia, Don Juan.

DOÑA LEONOR. Valedme, cielos.-Pues ¿ dónde está?

INÉS. Vengando está tus celos.

¿Qué dices?

DOÑA LEONOR.

Que le dejo con su prima, Que con ella se casa, que la estima, que con ena se casa, que la estima, y tu amor atropella; Llevé el papel que me mandaste, y ella Respondió que contigo se veria. Grande es la pena, pero no seria Piedad el encubrirtela; repara, Ya que el cielo en desdichas se declara, Que es tu honor... Mas perdona; que à [los ojos

El eco me salió de tus euojos. Y como en ellos tengo tanta parte, Por no afligirte mas, quiero dejarte. (Vase.)

DOÑA LEONOR.

De espacio, penas, de espacio; No os deis tanta priesa, enojos; A tiempo llegais, desdichas; Celos, vamos poco á poco; Y si venis á matarme, Dáos lugar unos á otros, Logre cada cual su muerte, Que vida babra para todos; Para todos babra vida, No porque mi esfuerzo solo Basta para tantos males. Ni porque el menos penoso No sobre para una vida, Ni porque yo les estorbo Su poder à las desdichas; Mas porque dellos conozco Que ni pretendeu mi muerte Ni buscan mi desahogo, Pues sin que mate ninguna, Afligen todas de un modo, Affigen todas de un modo, Y así me doblan la pena, Matándome poco á poco, De suerte, que no es piedad El no matarme, ni ahorro El no morir, que le importe Al dolor que mis enojos Dilaten lo ejecutivo, Si aumentan lo riguroso. ¿A quién le habrán sucedido Las desdichas que yolloro, Sin que lastimada pierda Sin que lastimada pierda La vida y el juicio todo ? ¿ El vulgo á mi honor se atreve ? Argos siendo de mis ojos Mi padre, vengar procura En don Juan agravios propios; Mi amor divierte en sus canas, Ya la venganza, ya el odio; Yo, constante en los peligros, O los venzo ó los reporto; O los venzo ó los reporto;
Doña Ana de mi se vale
Para intentos amorosos,
Y cuando por obligarla,
Viniendo don Juan celoso,
Y debiendo asegurarse,
Los desengaños le esterbo,
Y à mi decoro me pierdo
Por no perdella el decoro;
Viendo ya por su ocasion
Mi honor à riesgo notorio,
Ni à don Juan le desengaño,
Ni mis finezas anoso. Ni mis finezas apoyo, Ni sus secretos descubro, Ni las verdades pregono; Antes contra mi se vale De la lineza y el modo; Mas ; qué me admira el suceso, Si yo misma me deshonro, Y por los respetos suyos Falto á mis respetos proprios? Pues fué la fineza oculta,

Siendo público el oprobio, Y aquello no lo vió nadie, esotro lo vieron todos; Y don Juan, cuando me debe Tanto amor... Mas yo me corro De acordar finezas mias Cuando mis agravios toco; Porque le amaba las hice, De haberlas hecho blasono, Y ahora, que las olvida Porque las pierdo las lloro. ¿Qué he de hacer? Pues si à don Juan De mi inocencia le informo Y la verdad le refiero, Y la verdad le refiero,
No ha de creerla, y me pongo
A peligro de un desaire
Mas grosero y mas costoso;
Hacerla cargo à doña Ana
De la obligacion, tampoco,
Pues supo no agradecerla,
Y negarla sabra, y todo;
Que quien no excusa lo ingrato,
No excusa lo mentiraso; No excusa lo mentiroso: Dar la mano á don García, No es venganza; bacer notorios A mi padre mis agravios, Es solicitar su enojo, Aventurando la vida De don Juan; cielos, ¿no hay modo De consuelo á mis desdichas? A un delito se hace sordo Vuestro rigor? A unas quejas Mostrais indignado el rostro? Para cuándo son los rayos De la esfera luminosos. Si ahora en mudas piedades Duerme el aire? Pero ¿ cómo Pido al cielo mas venganzas, Cuando los agravios proprios Me vengan de quien los hace? Que á un ingrato, á un alevoso, Que a un ingrato, a un alevoso Condenarle á ser ingrato Es castigo y es ahorro, Pues se le dobla la pena, Sin que cueste el alboroto; Y así, pues me dice el tiempo-Que en sucesos amorosos, Ni son méritos las penas, Ni las finezas soborno, Sufrir penas no es desdicha, Hacer linezas no es logro, Lograr venturas no es tarde, Vencer peligros no es poco, Llorar dichas no es alivio, Pedir rayos es asombro, Dejarse morir es culpa, Y el morir matando es odio. Solo entre tantos pesares Y entre tantos daños, solo Sufrir mas por querer mas Serà venganza de todos.

## JORNADA TERCERA.

Salen DON DIEGO Y DON GARCIA.

DON GARGÍA. Esto ayer me sucedió Con don Pedro, y me ha pesado De haber á Leonor culpado; Mas de suerte me apretó Con fieros y con porfias, Que para abonar mi honor, Eché la culpa à Leonor De las dilaciones mias.

DON DIEGO. Aunque anduviste pesado Por ella, el caso no fué

Para menos, ya se ve,
Porque hacerie à un hombre honrado
Casar, estando celoso,
Y que atropelle su fama
Por no ofender una dama,
Es lance bien riguroso.
Y aunque no pudiste hablar
Con la certeza que yo,
En los celos que te dió
Leonor, cuando haya lugar,
Y importe dar à entender
Que son tus celos verdad,
Yo con mas seguridad
Que nadie lo puedo hacer.

DON GARCÍA.

¿ Qué dices?

DON DIEGO. Que yo me allano A volver por su opinion. (Ap. Ahora es buena ocasion De divertir á mi hermano Del intento que tenía,
Pues cumplo asi con su honor,
Con don Juan y con Leonor,
Y con doña Ana.) García,
Mil dias há que deseo Hablar à solas contigo, Como hermano y como amigo, Porque empeñado te veo De suerte contra don Juan, Por su padre de Leonor, Que hablan mal de tu valor Cuantos eu Valencia están. Si es don Juan nuestro enemigo, Yo à la venganza me allano, Pero sea por vuestra mano La venganza y el castigo; Porque el ir de compañía A tomar satisfaccion, O és linaje de traicion, O es parte de cobardia. Chando viven encontradas Dos casas, como hoy lo están La nuestra y la de don Juan No se llega à las espadas; No se llega a las espadas; Porque en el que mas blasona De bizarro, es la porfía De sangre à sangre, Garcia, No de persona à persona. Y aunque estas oposiciones Tarde entre nobles se olviden, Por lo menos nunca piden Sangrientas ejecuciones. Perseguir à un desvalido Es delito de valor, Adelantar un rigor Es declararse ofendido, Y ofrecerte una beldad El que vengarse procura, Es venderte una hermosura Y comprarte una crueldad. Y habeis de quedar, García, Si la venganza se alcanza , Don Pedro con su venganza Y ti con su alevosia.
Y cuando tu amor procura
Que honrado y dichoso salga,
No es bien que à Leonor le valga
Una traicion su hermosura.
Si casandote evitaras Casos atroces y injustos, Iras, muertes y disgustos, A Dios y al mundo obligaras; Pero ejecutar rigores, Pero ejecutar rigores;
Dar venganzas y verter
Sangre, y que este baya de ser.
El precio de tus amores;
O es prevenirte al castigo
Tú proprio, ó es avisar
A la muerte, o desear Al cieto por enemigo.

DON GARCIA.

Aunque es de hermano menor
El consejo, le admitiera
Si yo fuera libre, y fuera
Capaz de consejo amor.
Pero ¿ quién, si amor porfia,
No intenta temeridades?

Garcia, hablemos verdades; Basten engaños. Garcia; Que no es disculpa el amor, Aunque con él te disculpas. Cuando en el amor hay culpas Que se atreven al honor.

DON GARCÍA. Si lo dices por mis celos, No tienes que encarecer Indicios, que pueden ser Engaños, y no recelos.

Mira que te vas buscando. El mayor agravio à ti, Pues por engañarme à mi, Te estás tù propio engañando.

bon GARCÍA. Don Diego, yo no te pido Parecer; baste, por Dios, El consejo.

Entre los dos Cualquier agravio es partido, Y el tuyo te he de quitar Por lo que me toca à mi. (Ap. Mas ciego està que crei , Y cierto que le he de hablar Mas claro.)

DON GABCIA.
Don Diego, ayer
No di la mano à Leonor
Porque de cierto temor
Me quise-satisfacer.
Fácil será de apurar,
Mas lûego le he-de pedir;
Que es noble, y no ha dementir,
Y yo me puedo engañar.

DON DIEGO.

Cuando en lances tan costosos Crecen los inconvenientes A daños tan evidentes, Remedios son peligrosos.
(Ap. Con otro intento venía. Pero perdona, Leonor, Porque primero es mi honor Y el de mi hermano Garcia.) Ya que á verte ciego llego, Decir verdades no dudo, Porque no he de estar yo mudo Cuando tu amor está ciego. Mientras puede hallarse medio Al mal que se va aumentando, No es justo aguardar á cuando Esté el daño sin remedio. Mucha pena te ha de dar Lo que abora me has de oír; Mas hoy lo puedo decir, Mañana lo he de callar.

DON GARCÍA.

Declarate mas.

DON DIEGO.
Si haré,
Pues no me entiendes asi,
Leonor quiere, y no es á ti.
DON GARCÍA.

Sabeslo tù ?

Yo lo sé.

DON GARCÍA.

Pues ¿ cómo, si lo has sabido
Primero, no lo has vengado?

DON DIEGO.

Porque no estás agraviado De que á otro haya querido, Sí, porque le vió primero, Lo amó primero que á ti.

DON GARCÍA.

DONDIEGO

García, y es caballero De los nobles del lugar.

DON GARCÍA.

Di quien es , ó habré creido,
Don Diego , que te ha movido
Otro fin particular
Para darme este disgusto ,
No estando bien informado.

Tan al revés has pensado, Que estoy faltando à mi amor Por no faltar à mi honor. Desto hablarémos despues Los dos; sabe ahora que es Don Juan galan de Leonor.

bon gancia. ¿Cómo puede ser, si está Ausente?

non Diego.

Hoy se ha declarado;
No está sino retirado
En un jardin, Leonor va
A verle, bien lo sé yo;
El jardin es de un pariente
De su padre, que está ausente,
Y las llaves le dejó.
De todo estoy informado,
Y aunque lo pensé callar,
Tu honor me hace atropellar
Secretos que me han fiado,
Este es honor, cuerdo eres;
Y si en los lances de amor
El vencerle es más valor,
Repara.—Pero ¿qué quieres,
Julio?

Sale JULIO, criado.

JULIO.

Don Pedro de Luna Quiere hablarte.

Esto es peor.

Vendrá á volver por su honor Don Pedro sin duda alguna.— Di que entre,

(Vase el criado.)

DON DIEGO.

De que modo
Piensas hablarle?

DON GARCÍA.

Don Diego,
Veré lo que quiere, y luego
Será mi honor sobre todo.

Sale DON PEDRO.

DON PEDRO.
Solo os habré menester,
Señor don Garcia, á vos:
Mas no importa que á los dos
Os halle juntos; ayer
Me respondistes, Garcia,
Llegando yo muy contento
A abreviar el casamiento

De Leonor (porque queria Casarla luego por dalle Tan buen marido á Leonor), Que no érades el mayor Escándalo de mi calle. Entonces no respondi, Y ahora vengo á saber Qué escándalo puede haber Que toque à Leonor y à mi, Si fuere cierto, Garcia, La advertencia os deberé; Si no , en vos castigaré , Vive Dios , la demasia.

DON DIEGO. Repórtale , y no le digas Que Leonor quiere á don Juan.

DON GARCÍA. (Ap. Cuando en tal estado están Las cosas, poco me obligas En encargarme el secreto.) Señor don Pedro, yo soy Vuestro amigo; y así, doy Cuenta del daño, y prometo De cumplir cuanto ofreci, Hasta dejaros vengado; Mas, decidme, ; os han dejado Las llaves de un jardin?

DON PEDRO.

DON GARCÍA.

Pues quien os ofende à vos, Y me da celos á mi, Vive retirado allí. BON PEDRO.

¿Qué dices ?

DON GARCÍA. Que de los dos Temiendo quizá el castigo, Quien puede haberlo mandado Lo oculta, haciendo sagrado La casa de su enemigo.

DON PEDRO. (Ap. Aun por eso resistia Leonor que me adelantase, Y que al jardin la llevase; Muerto voy.) Adios, Garcia.

DON GARCÍA.

Donde vais

DON PEDRO. Voy á tomar Venganza de mi enemigo.

DON GARCÍA.

(Vase.)

Pues para cumplir conmigo Os tengo de acompañar; Que no será bien contado De nuestra amistad estrecha Que, dejándoos con sospecha, (Vase.) Me aparte de vuestro lado.

DON DIEGO.

Con celos va y con amor; Pero en lance tan forzoso Mas vale que esté celoso Que casado sin bonor. Y pues al jardin se van Los dos, los he de seguir, Por si le puedo advertir De su peligro à don Juan; Que una cosa es en mi fama; Viendo mi agravio tan Ilano, Ser amigo de mi bermano, Y otra amante de mi bermana. (Vase.)

## Salen DON JUAN Y LIRON.

Con grande prisa nos fuimos Del jardin, haciendo extremos De los celos que sentimos; Mas, por Dios, que nos volvemos Con mas prisa que salimos.

Yo confieso que salí Triste y celoso de aqui; Pero confieso tambien Que sali queriendo bien , No bice mucho si volvi.

En este jardin vivia, Aqui de Leonor gozaba, Y cuando ella no venia, Su hermosura me acordaba Cada rosa que salia. Yo vi una vez un jazmin Teñir en sangre su flor ;

Dudé , reparé, y en fin, No fué sino que Leonor Entraba por el jardin. Y como a las luces bellas Del sol y sus rayos rojos Son las vislumbres centellas, Y así, en virtud de sus ojos, Eran las flores estrellas.

LIRON.

Pues, si es tan bella Leonor, Y hace estrellas de las flores, Cómo puede ser, Señor, Oir lágrimas y amores Sin piedad y con amor?

Yo vi á Leonor, ya lo sé; Tuve celos, ya los vi; En este jardin la hallé; En este jardin la hallé; Lloró, no me enterneci, Rogóme, y la desprecié; Porque amor es niño y tiene Desigualdades, y ya Su modo de obrar previene Que ni ofende aunque se va, Ni obliga cuando se viene.

LIBON. Y pues ¿qué tiene que ver Ser niño amor con lener Celos de Leonor, que llora, Con venirla à ver ahora Y con despreciarla ayer?

DON JUAN.

DON JUAN.

Aquel llorarla perdida
Y no quererla rogada,
Irse, y pensar que la olvida,
Volver, y estar confiada,
Y buscarla despedida,
Todo es amor; que amor es
Como un niño en todo, pues
Si algo le quitan, se enoja;
Llora, dánselo, y lo arroja
Colérico, mas despues
Que se fué quien lo enojó,
Luego que solo se vió
Y el llanto empezó a enjugar,
El propio vuelve a buscar
Lo mismo que despreció. Lo mismo que despreció. Asi á un amante le quitan Con los celos el amor, Los celos al llanto incitan, Y cuando con el favor A caldarle solicitan,
Celoso, enojado y ciego,
Desprecia el llanto y el ruego;
Pero ¿ qué viene à importar
El huir y el despreciar
Si vuelve rogando luego? LIRON

Por Dios, que lo has descurrido Bueno y rebueno, y tan bueno, Que es de lo bueno que he oido; Ya ni el volverte condeno, Ni culpo haberte salido.

DONJUAN.

Pues abre el jardin. LIRON.

¿ Yo?

DON JUAN.

Tan presto te has olvidado De que ayer, cuando salí, Deje tu cuarto cerrado Y las llaves te volvi?

DON JUAN.

Dices bien, no me acordaba De que las guardé, Liron; Toma y abre. (Dale unas llaves.) Toma y abre.

LIRON.

Aquí se acaba De confirmar tu pasion; Que eso solo te faltaba. Llego y abro.

DON JUAN.

Liron, di

Al casero que volvi.

(Entran los dos por una puerta, y al salir por la otra, se corre un paño del vestuario, y se descubre un jar-din con dos rejas cubiertas de hiedra, y junto à ellas unos asientos.)

LIRON.

Voy; por alli va el casero Junto á aquel cuadro primero. ¿Quieres que le llame?

Pero él nos ha visto y llega.

Sale EL CASERO.

Fabio, ya te vuelvo à ver.

CASERO.

¿ Posible es, Señor, que os ciega Tanto el amor , que a perder La vida os entrais así?

DON JUAN.

Qué es lo que dices ?

CASERO.

Don Juan ,

Mirad por vos y por mi.

DON JUAN

Pues ¿ qué hay de nuevo?

CASERO.

One está Leonor y su padre aquí Desde anoche , y que se viene Don Pedro à vivir de asiento Al jardin.

BON JUAN.

Misterio Liene

Su mudanza.

CASERO.

No es mi intento Daros pena, antes previene Vuestros peligros mi amor.

DON JUAN.

Pues ; qué ocasion le ha movido A traer aqui á Leonor?

CASERO

Con don García ha tenido Un disgusto mi señor; Y à lo que anoche entendi, Su padre la trajo aqui-Para que nadie la vea.

DON JUAN.

(Ap. Nada escucho que no sea Otra pena para mí.) ¿Don Pedro está en casa?

CASERO.

No:

Esta mañana salió.

DON JUAN.

Y Leonor?

Pierde el sentido En pensar que os habeis ido. DON JUAN.

¿ Qué hace ahora?

CASERO.

Pienso yo Que á doña Ana está aguardando. DON JUAN.

A mi prima?

CASERO. Si, Señor. DON JUAN.

¡ Vàlgame el cielo! ¿ À Leonor Retira su padre , dando Causa al retiro el amor De García , y á enojarse Tanto los dos han venido , Que la obliga à retirarse? ¿Qué vió en Leonor , que ha tenido Por remedio el ocultarse? Pero sin duda que vió Algo de lo que vi yo , Mas yo no he de verlo mas.

CASERO.

¿ Sin ver à Leonor te vas ? ¿ Quieres que la llame ?

ON JUAN.

Sin hablarla me he de ir, Pues solo me ha de servir De mas pena y mas cuidado.

CASERO.

Espera; un coche ha parado, Y ya no puedes salir, Si no quieres que te vea Tu prima, porque ella es La que del coche se apea.

Pues no he de ser descortés , Ya que ingrato à su amor sea ; Ni ella me ha de ver aquí , Ni à Leonor tengo de hablar.

LIBON.

¿Qué delito cometí, Cielo, que me bacen andar Escondido aqui y allí?— Para encubrirte mejor, En ese aposento, adonde Solias vivir, le esconde, Pues tienes llave, Señor, Y al jardin salen las rejas; Que en hallando la ocasion Te saldrás.

DON JUAN. Bien me aconsejas. Abre esa puerta Liron.

LIRON

Maldiciones son de viejas ; Entra, pues.

DON JUAN.

Ven, Liron. Bien se ha trazado.— (Vase.)

Pierde el cuidado. CASERO.

¿Por qué?

LIBON.

Porque me congojo En hallándome cerrado.

(Vanse.)

Salen DOÑA LEONOR Y DOÑA ANA.

DOÑA LEONOR.

Luego que el coche senti Bajó à buscarte mi amor.

DOÑA ANA

Porque no tengas, Leonor, Mayores quejas de mi, Te vengo á satisfacer De que muy tu amiga soy.

DOÑA LEONOR.

Para la pena en que estoy, Todo será menester. Sube à sentarte.

DOÑA ANA.

No, amiga; Ahora espacio no tengo, Porque á venir como vengo Solo tu pena me obliga.

DOÑA LEONOR. Pues, si no quieres subir, Aqui te puedes sentar.

(Siéntanse las dos en uno de los bancos.)

DOÑA ANA.

Dices bien.

DOÑA LEONOR. Pues à escuchar

Empieza,

DOÑA ANA.
Empieza á decir,
Y no tienes que alligirte.
Pues en llegando á escucharte,
Tardaré en asegurarte
Lo que tardare en oirte.

(Pasa don Juan à la otra ventana.)

DON JUAN. (Ap.)
Crei que se habian entrado
Doña Leonor y doña Ana ,
Y junto à esotra ventana,
A hablar las dos se han sentado;
Y pues no saben que aqui
Las oigo escondido , quiero
Saber si el mal de que muero
Es mayor que le temi.

DOÑA LEONOR.

Lo primero he de saber
Si está don Juan en tu casa;
Porque el alma me traspasa
Pensar que se salió ayer
Para no verme jamás.

DOÑA ANA.

Ayer estuvo conmigo Don Juan , la verdad te digo ; Pero no lo be visto mas.

DON JUAN. (Ap.) Seguras las dos están De que las escucho.

DOÑA LEONOR.

Ya no me bastaban celos, Sino ausencia de don Juan.

Prosigue, Leonor; mas di, ¿Hay quien nos escuche?

DOÑA LEONOR-

Porque don Juan se llevó
La llave al salir de aquí.
Y mi padre piensa que
Su dueño dejó cerrado
Este cuarto, y ha mandado
Que no se abra; dicha fué,
Para que no viera aquí
Su cama.

DON JUAN. (Ap.)
Leonor ignora
Que entré dentro.

DOÑA LEONOR. Y así abora

Puedes escucharme.

DOÑA ANA. Di.

DOÑA LEONOR.

Tú me escribiste un papel (Aqui doña Aña le tengo), Diciendo que le importaba A tu amor y á tu sosiego El hablar sin embarazos En mi casa con don Diego Fajardo.

DON JUAN.
¡Cielos! ¿ qué escucho?

DOÑA LEONOR.

Y para entrar con secreto En mi casa me pediste El coche, porque sin riesgo Tü por la una puerta entrases, Y luego en anocheciendo Don Diego por la otra puerta. Euvié el coche.

DOÑA ANA.

Ya me acuerdo, Leonor; y asi, no refieras Tan pormenor el suceso, Pues ni olvido la fineza Ni la obligacion te niego.

DOÑA LEONOR.

DONA LEONOR.

No, doña Ana; muy de espacio
Te he decir lo que he hecho
Por ti, con las circunstancias
Que se fueren ofreciendo;
Porque sepas lo que olvidas,
Y sepa yo lo que pierdo.
Vióte don Garcia entrar
En el coche, y presumiendo
Que era yo la que en él iba ,
Siguió el coche desde léjos,
Y para encubrirse dél
Torció el camino el cochero;
En fin , acertó a pasar
Por este jardin a tiempo
Que me esperaba don Juan.

DON JUAN. (Ap.)

Sentidos, estadme atentos A una verdad; que os importa Vida y honor cuando menos.

Vida y honor cuando menos.

poña LEONOR.

Vió pasar de largo el coche,
A Inés al estribo, y luego
A don Garcia detràs;
No hizo mucho en tener celos.
Y mas cuando vió en la calle
Que entró embozado don Diego
Y le resistí la entrada;
De suerte que entró con miedo
Y salió con desengaños
Tan claros como groseros;
Y don García, que está
Receloso por lo mesmo,
Llegando mi padre ayer
A hablarle en mi casamiento,
Perdió á mi honor el decoro
Y á sus canas el respeto;
De forma que por hacerle
Un gusto à tu amor, le he hecho
A mi opinion un pesar,
Un agravio manifiesto
A mi amor y á mis deseos,
Y á mi amante, que es lo mas,
Un disgusto y un desprecio.
Esto me debes, doña Ana,
Y en pago desto te debo,
Que tratas, segun me han dicho,
Con don Juan tu casamiento.
No lo he creido, doña Ana,

No, por Dios, porque, á creerlo, Ni tu, ni don Juan, ni el mundo, Ni la muerte... Mas no quiero, Por si hubiere de ser rayo, Avisar con el estruendo; Lo que importa es procurar A este daño algun remedio, Con que don Juan se asegure Y mi honor quede bien puesto ; Porque, en llegando mi fama A que la murmure el pueblo, Y á que mi padre y don Juan La culpen , yo soy primero; Y no estoy tan mal conmigo, Doña Ana, que, si no veo Que tú te empeñas por mi, Como yo por tí me empeño, Re deje morir callando; Y asi, te digo que en viendo Que faltas al beneficio, Te he de faltar al secreto.

DON JUAN. (Ap.)

Hallando voy esperanzas Entre los peligros , cielos; Si con tu nueva ventura No estoy loco, no estoy cuerdo.

DONA ANA. Sin reportarte, Leonor, A la amenaza y los fieros, Porque donde no hay delito Son las disculpas sin tiempo, Yo no he de negar temosa Lo que obligada agradezco, Porque, à lo que yo imagino, Sobre ser ingrato, es necio El que es ingrato, por dar A entender que puede serlo; Ní he de querer à don Juan Ní he de olvidar à don Diego; Y así, piensa que finezas Hacer en tu abono puedo; Que, sin rehusar ninguna, Desde ahora las ofrezco. Hablarle cláro á mi primo Y decir que no le quiero, Y decir que no le quiero,
Es poca fineza, pues
Hacerle à un hombre un desprecio
Es vanidad de una dama,
Aunque sea con otro intento;
Y yo no he de hacer por ti
Finezas en cuyo riesgo
Me quede de mas à mas
La vanidad por consuelo,
Declararme con mi padre
Es tan poco, que es lo menos;
Pues, siendo suya mi fama,
Ha de procurarla atento.
Y aunque al decirle mi amor
Me salgan colores, tengo Me salgan colores, tengo Para su cólera un llanto Y para su enojo un ruego. Lo que es mas, será perderme Tanto a mi misma el respeto, Oue le declare à tu padre
Todo el caso, y le haga dueño
De mi honor, pues si le digo
Que no consienten mis deudos,
Cuando él persigue à mi primo, Que case yo con don Diego; Y echada á sus piés, le pido La vida de don Juan, creo Que me ha de escuchar piadoso Y ampararme caballero. Y don Juan, viendo que he sido Yo la ocasion de sus celos, Pues los confieso yo propria, Será tuyo, y dejarémos Castigado á don Garcia, Agradecido á don Diego, Desenojado á tu padre, A mi primo satisfecho,

Dichosa nuestra amistad Y desengañado el pueblo.

DONJUAN. (Ap.)

Declaróse la fortuna En favor de mis deseos; Sola esta satisfacion Pudo haber para mis celos.

DOÑA LEONOR. Mucho me obligas, doña Ana.

(Levántanse de donde están sentadas.)

DOÑA ANA Yo pensé volverme luego, Leonor; mas no he de salir De aquí sin hablar primero A tu padre.

DOÑA LEONOR. Bien has dicho. DOÑA ANA.

Y por si dudare en ello, A don Diego he de escribirle La resolucion que emprendo Para que se halle delante.

DOÑA LEONOR. Inés està en mi aposento, Y ella te dará recado De escribir.

DOÑA ANA. Voy al momento.

Sale DON JUAN, y está escuchando.

DOÑA LEONOR. Busco remedios ai daño, Mas por ver si con hablar , Mas por ver si con hablar En ellos la pena engaño; Pero, si no hay desengaño Tal que á don Juan le despene, Aunque ya piadoso ordene Poner en salvo su vida , En vano cura la herida Quien dentro la flecha tiene. ¡Que siendo su agravio incierto, Sea cierto mi deshonor! ¡Que siendo su agravio incierto,
Sea cierto mi deshonor!
Que no le baste à mi amor
Ser firme para ser cierto!
Mi verdad han encubierto
Sus ojos y sus ofdos,
Mas con fueros permitidos
Contra el humano poder,
Que aun les haya menester
La verdad à los sentidos.
¡Que esté yo amando à don Juan
Cuando él piensa que le ofendo!
¡Yo adorando y él creyendo
Celos, que à matarle van!
¡ Que aun dejarle no podrán
Mis lágrimas satisfecho!
¡ Y que nada es de provecho!
No; pero, en tan triste calma,
Verdades, salid del alma,
Suspiros, dejad el pecho.
Alentad, corazon mio,
Ojos, llorad una fe,
Perdido un bien que adoré,
Un malogrado albedrio;
Sea vuestro llanto un rio Sea vuestro llanto un rio De penas, sin que jamás Vuelva su corriente atras, Porque mis ojos se alaben Desirmes y de que sahen Sufrir mas por querer mas.— (Llega don Juan à hablarla.)

: Ay don Juan del alma mia!

DON JUAN. Deja, mi bien, de afligirte Que annque yo pierda el oirte, No ha de ser mi amor porfia, Porque fuera groseria,

Y usar mal del llanto en mi, Si despues que hallé y que vi Tan clara satisfacion , Sosegado el corazon, Cupiera dentro de si Temiendo un peligro entré, Y hallé una seguridad; Mis celos la hacen verdad, Porque al descuido lo fué; Creila porque la hallé Desnuda y no procurada; Porque una verdad buscada, Cuidadosa y prevenida . Comenzó á no ser creida Desde que nació adornada.

DOÑA LEONOR. Estoy tan hecha á morir, Que apenas el alma advierte Si el morir fué para verte, O el verte para vivir. Mas, pues no sé distinguir Mas, pues no sé distinguir
Esta gloria ni aquel daño,
Dilátese el desengaño,
Dure esta gloria lingida,
Porque me dure la vida
Lo que durare el engaño.
Hállote desenojado
Cuando te lloré perdido;
Sentí que te hubieras ido,
Ya siento que hayas llegado
A peligro de que, airado
Mi padre, te dé la muerte.
Y aunque es dicha grande el verte,
No enviarte es desvario;
Porque ahora, que eres mio. Porque ahora, que eres mio, Será mas pena el perderte.

DON JUAN. Déjame que logre el pecho El bien de oirte, Leonor, Sin que ofendido tu amor Quede en lágrimas deshecho.

DONA LEONOR. Luego ¿ estás ya satisfecho? DON JUAN.

Si, Leonor, y asegurado. DOÑA LEONOR.

Bien haya lo que he llorado Pues cobré mi honor perdido.

DON JUAN. Mal haya lo que he temido, Pues tuve al sol enojado. Vi en tus lágrimas mi fuego, Y à mi desengaño en ellas, Vi-que tus mejillas bellas Y aunque entre celoso y ciego, Y aunque entre celoso y ciego, De sospechas y de enojos, Mis celos rendi en despojos, Porque se lleve la palma De los temores de un alma Una perla de tus ojos.

DOÑA LEONOR. Todo ese valor les dan A mis lágrimas abora Tus finezas?

Si, Señora, Y siempre el mismo tendrán. DOÑA LEONOR.

Pues yo me acuerdo, don Juan, Cuando, de piedad ajeno, De amor y de agravios lleno, Sin escuchar mis euojos, Gada lágrima en mis ojos Era en tu boca un veneuo.

DON JUAN. No me refieras mi error Cuando yo tu amor refiero, Ni haciéndome mas grosero, Te hagas mas firme, Leonor. Ni alli pudo mas tu amor, Ni pudo menos aqui; Porque à nuestro amor alli Nubes de celos cubrieron.

DOÑA LEONOR. Y mis lágrimas salieron Menos claras que hoy las vi. ¿Viste la concha del mar, Que bebiendo el sudor frio Del alba, de aquel rocio La perla empieza á formar; Y si acierta el dia à estar Sin sombra, nube o vapor, Mas clara y de mas valor Aquella perla se cria Pero si està pardo el dia, Pierde el precio y el color; Causando esta variedad, No el alba que el sudor llueve, Ni la concha que le bebe En corta capacidad; Sino en la desigualdad Del cielo claro y cubierto De nubes, de quien es cierto Que esta mudanza procede? Pues lo mismo le sucede A cuantas lágrimas vierto. Que cuando al cielo de amor

Mis lagrimas el valor ; Mas, pasado aquel temor Vale, en fe de que te adoro. Cada lágrima un tesoro; Porque se deba este acierto, No á la fe con que las vierto, Sino al tiempo en que las lloro.

Nubes de celos cubrieron, Entre sus sombras perdieron

DON JUAN. Porque logres tus lisonjas, Mis disculpas te agradezco.

DOÑA LEONOR. (Ap.) Oh qué bien tras un enojo Escucha el amor un ruego! DON JUAN. (Ap.)

Con qué gusto hacen las paces Dos amantes que rineron!

DONA LEONOR. Estimas mucho el quedar De tus dudas satisfecho?

DON JUAN.

Tanto, Leonor, que volviera A estar celoso de nuevo. Si pensara hallar despues Un desengaño tan cierto.

DOÑA LEONOR. Aunque es tan bueno, don Juan, Este rato, no mas celos; Que no se halla á cada paso Satisfaccion para ellos

(Hacen ruido dentro.) Mas ¡ay de mi! ¿no es la voz De mi padre la que siento? El cielo libre tu vida.

DON JUAN. Alguna desdicha temo.

> Sale INES. DOÑA LEONOR.

> > INES.

Inés, ¿ donde vas?

Senora, Bajé à Hamar al casero Para que un papel llevase Que dona Ana està escribiendo, Y halle à Liron, que me dijo Que estaba don Juan dentro;

DD. C. DE L.-II.

Quise verle, mas tu padre, Con don Garcia y don Diego, Entraban por el jardin. DON JUAN.

¿Qué dices?

DOÑA LEONOR. Valedme, cielos .-Don Juan, mi bien.

DON JUAN.

No me pidan Que huya, porque primero Me han de bacer mil pedazos.

DOÑA LEONOR. Eso es perderme y perderos, Mi bien , don Juan.

O han sabido Que estoy aqui, y se han dispuesto À tomar venganza, ó vienen A firmar tu casamiento.

DONA LEONOR.

Yo no digo que os salgais Del jardin, pero os advierto (Muerta estoy) que puede ser Que vengan con otro intento. Escondéos en esta cuadra, Y cerrad vos por de dentro, Y si viéredes mi vida O la vuestra en algun riesgo, Salid entonces, don Juan.

DON JUAN.

De esa manera, yo acepto (Escôndese.) El esconderme, Leonor.

LIRON. ( Dentro.) Poco á poco, caballeros.

Salen DON PEDRO, DON GARCIA Y DON DIEGO, y traen asido á LIRON.

DOÑA LEONOR. Cierra por defuera, Inés. INES.

Bien has dicho.

DONA LEONOR. Bien se ha hecho. DON GARCÍA.

Señor don Pedro, este es Criado suyo, y es cierto Que está en el jardin don Juan.

LIRON. Ni es mi amo, ni ha de serlo, Ni lo fué, ni lo será, Y todos los demás tiempos De pretérito y futuro, Perfecto y pluscuamperfecto.

DON PEDRO.

Yo dejaré de una vez Mis agravios satisfechos : ¿Qué haces tu aquí?

DONA LEONOR.

¿ Yo, Senor? (Turbase.)

Pero yo no he visto a nadie. DON PEDRO.

Bien està, ciérrenme luego El jardin. ; Ay honor mio!

DONA LEONOR. Escuchad, señor don Diego.

BON DIEGO.

¿Qué mandais?

DONA LEONOR. Mi vida esta En grande peligro, y pienso Que os he de haber menester, Si os acordais.

DON DIEGO. Ya me acuerdo, Y cumpliré mi palabra. DONA LEONOR.

Entendeisme?

DON DIEGO Ya os entiendo. DON GARCÍA.

Cuidado muestra Leonor.

DON PEDRO

La llave de ese aposento ¿ Quién la tiene?

DOÑA LEONOR. Hase perdido. DON PEDRO.

Rompan las puertas.

DONA LEONOR.

Primero. Señor, que adelante pases...

Sale DONA ANA.

DONA ANA.

Qué alboroto es este, cielos? DON PEDRO.

Aparta.

DOÑA LEONOR. Señor, escucha. DON GARCÍA.

La puerta abren por de dentro.

DON JUAN. (Dentro.) Abre la puerta, Leonor.

DOÑA LEONOR. (Ap.) Echó la fortuna el resto.

DON PEDRO. La voz es de mi enemigo.

DONA LEONOR.

Padre, señor.

DON PEDRO.

Vive el cielo, Infame, si me replicas. DON DIEGO.

Esperad, señor don Pedro, Que es vuestra hija Leonor; Sepamos quién es, primero, El que se esconde, y obrad Como noble y como cuerdo,-Abre esa puerta, Leonor; Ya que encubrirlo no puedo, Lo imposible del peligro Facilitarà el remedio.

(Abre Leonor y sale don Juan.)

DON JUAN. Si para tantos agravios

Basta una vida que tengo, A precio de mucha sangre Se ha de vender. DON PEDRO.

¿El respeto

Se pierde desta manera A mi casa?

DON GARCÍA. De mis celos Y de tu ofensa, en su vida

Vengaré el agravio nuestro. DONA LEONOR.

Padre, señor.

DOÑA ANA. Primo. DON DIEGO.

Hermano.

(Tercia don Pedro la capa y empuña la espada, y Leonor se le echa a los piés , y con la mano le coge la espa-da ; detiene don Diego à don García, y doña Ana a don Juan.)

LIBON. Detenme, Ines, porque estemos Detenidos dos a dos.

Detenido estás y bueno.

DON PEDRO. Suelta, infame, ó, vive Dios, Que en tu vida.

DONA LEONOR.

Eso te ruego. Señor: que vengues tu agravio, Mi delito y tu desprecio, En mi vida, y no en mi honor, Aunque en el honor te ofendo; No he de soltar de tus piés Mis brazos, sin que primero Dés á mi voz los oidos. Escuchame ahora, y luego, Sin resistir tu venganza, Daré la vida à tu acero; Que me escucheis solamente Pido, Garcia, don Diego, Si mis ojos y mi vida, Si mi llanto, si mi ruego...

DON DIEGO.

Poco se pierde en oir A Leonor, señor don Pedro; Quizá puede haber disculpa. DON PEDRO.

A agravios tan manifiestos ¿Puede haber disculpas?

DONA LEONOR.

DON PEDRO.

¿Cuáles son?

DOÑA LEONOR. Estadme atento.

Ya sabes que á mi hermano... Mas no Acordarte el disgusto [es justo Cuando el perdon te pido. Hallose de mi hermano desmentido Don Juan, es caballero, Su desagravio remitió al acero. Este, en suma, fué el caso; Que son las leyes del honor tan graves, Como ya tú lo sabes, Aunque estás lastimado, Porque eres noble; y pues naciste honra-Que lo juzgues, te pido, [do, Como honrado, mas no como ofendido. Amaba yo a don Juan; tampoco quiero, Cuando estás tan severo, Luando estas tan severo,
Irritar tus enojos,
Diciendote mi amor, porque los ojos.
A la piedad le ciega
El que acuerda delitos cuando ruega.
Solo diré, Señor, que, receloso
De tu agravio penoso
Don luna, quiso ausentarso: De tu agravio penoso

Don Juan, quiso ausentarse;
Esto si muy de espacio ha de contarse,
Porque el verse temido
Es el rato mejor del ofendido.
Quedamos, pues, con sola aquella heriMi hermano sin la vida, [da,
Tú con tu enojo, y yo sin esperanza,
Don Juan con el temor de tu venganza,
Ventre un tormento y otro repetido.

Y entre un tormento y otro repetido, Ni tu matas, ni el muere, ni vo olvido;

Antes viendo su vida amenazada, Quedé más empeñada, Y opuesta a tus rigores, Mejoré en sus desdichas los favores, Cuando es accion mas fuerte Cuando es accion mas merre Avudar á una vida que á una muerte. Piedad fué, si parece inobediencia, Oponerme al rigor de tu violencia, Pues mi vida á la suya defendia. Que, como yo le amaba, en el vivia; Y si tú le mataras, Sin mi, como sin Pedro, te quedaras. Aquí, pues, retirado y escondido Hasta ahora ha vivido, Y ahora le has hallado, Siendo cómplice yo deste cuidado, Donde à un tiempo te llama En mi bermano tu pena, en mi tu fama. Primero es mi opinion, nadie lo ignora; Y asi, démosle ahora,
Yo la voz à los labios, tu al oido
La razon, los enojos al olvido,
A la piedad las culpas,
Lugar al ruego, y al amor disculpas;
Si vengativo, si cruel le dieras
Dura muerte à don Juan, porque le vie-En parte diferente, Llorara yo su vida solamente; Elorara yo su vida solamente; Pero si aqui su sangre se derrama, El perdera la vida, yo la fama. Dueño eres de mi honor, repara, ad-Que si en darle la muerte [vierte [vierte Tu venganza porfia , Haces precisa la desbonra mia, Y dirán, pues le hallaste aqui escondi-Que estaba ya el delito cometido. No es noble, no, quien contra el ruego Como padre le atiende, [ofende; Segunda vez te deberé la vida; Y pues borra la ofensa el que la olvida, Triunfemos de la ofensa y las cruelda-

Yo con los ruegos, tú con las piedades O si me has de matar, matame luego, Sin escuchar las lágrinnas y el ruego; Que si vas dilatando el castigarme, Temo que no balles vida que quitarme, Peus desatada en lagrimas y enojos, Se habra salido el alma por los ojos. Esto quise decirte, porque atento Midas con lo advertido lo sangriento. Si mi ruego te obliga, Mi honor enmienda y tu rigor mitiga; Mas si el perdon no alcanza, Empieza por mi muerte la venganza.

DON JUAN. Ahora que Leonor te ha declarado Mi amor y su cuidado, Y à tus plantas rendida Muere animosa, ruega convencida, Si no ha de enternecerte, Prosiga tu venganza con mi muerte. Si á don Pedro maté con mano airada, Agravios de mi honor vengó mi espada, Porque como á Leonor, que en mi vivia, Miraba entonces para esposa mia, Y en el honor me hirieron, fué forzoso Quedar honrado para ser su esposo. Hasta ahora mi vida aseguraba Porque mi amor callaba;

Mas, ya que lo has sabido, Ni huyo tu venganza ni la impido, [le Aunque el peligro de Leonor me advier Que publicas su infamia con mi muerte. À un tiempo ofrezco, por lograr tu furia O prevenir tu injuria La vida al riesgo ó à Leonor la mano. Obra piadoso ó mátame tirano; Que, pues dos almas tiene amor unidas, Basta una muerte para entrambas vi-[das. DON DIEGO.

Advertid, señor don Pedro...

DON PEDRO. Señor don Diego, esperad; Que yo en lances de mi honor Sé lo que mejor me está. Por vengar mi honor he sido Enemigo de don Juan Hasta ahora, y por lo mismo He de ser su amigo ya. Mas me debe la opinion De una hija por casar Que el dolor de un hijo muerto.-La mano à Leonor le dad , Don Juan.

A tus piés primero. Padre, la vida, que ya Es tuya.

DON PEDRO. Señor Garcia, De aquesto no os ofendais; Que, no pudiendo ser vuestra, Porque salieron verdad Vuestros celos, vos y yo Nos venimos á obligar, Yo en buscarla otro marido, Y vos en no lo estorbar. DON GARCÍA.

No lo estorbo ni lo ofendo; Antes digo que será Don Juan mi mayor amigo, Si gusta de mi amistad.

DON JUAN. Si lo estimo y lo agradezco, Don Garcia, y en señal De su firmeza, ha de ser Parentesco desde hoy mas, Dando la mano à mi prima Don Diego, y le he de pagar Lo que à su nobleza debo (Que todo lo supe ya) Con alcanzar de su padre El casamiento.

DON DIEGO. Harás Un esclavo de un amigo. DOÑA ANA. Tuya mi vida será. LIBON. Inés, vámonos de aqui, Porque tocan à casar.

INÉS. Eso no; libre me llamo, Y acoto mi libertad. Y aquí tiene fin dichoso Sufrir mas por querer mas : Agradeced los deseos, Y las faltas perdonad.

## TRAGEDIA MAS LASTIMOSA DE AMOR,

TITULADA

# EL CONDE DE SEX,

## DAR LA VIDA POR SU DAMA,

## DE DON ANTONIO COELLO.

(Atribuida al rey don Felipe IV.)

## PERSONAS.

DUQUE DE ALANSON. CONDE DE SEX. SENESCAL.

COSME, gracioso. BLANCA, dama, LA REINA ISABELA FLORA, criada. ALCAIDE. ROBERTO.

UNA DAMA. CRIADOS. SOLDADOS.

## JORNADA PRIMERA.

Disparan dentro un arcabuz, y dice ROBERTO.

ROBERTO.

Muere, tirana.

Ah traidores! BOBERTO.

Así vengo los agravios Que has becho à mi sangre.

REINA.

Ay cielo!

ROBERTO. Esta espada, por si acaso Mintió el golpe de la bala, Tiña tu pecho.

Ah villanos, Eso no; yo la defiendo. ROBERTO. Qué intentas, hombre?

Sale COSME.

CONDE

Mataros.

COSME.

Ruido de armas en la quinta,
Y dentro el Conde! ¿Qué aguardo,
Que no voy á socorrerle?
Qué aguardo? ¡Lindo recado!
Aguardo à que quiera el miedo
Dejarme entrar. Pués yo gasto
Liuda flema. Si à eso espero,
Bien socorreré à mi amo.

CONDE. No huyais, cobardes traidores.

COSME. Aqueste es el Conde.

Huvamos: Que se alborota la quinta.

Salen ROBERTO y OTRO,

con máscaras.

¿Quién va?

COSME. BOHERTO

Nadie impida el paso; Que le meteré dos balas.

Con mucho menos hay harto.

orno.

¿Quedo muerta?

ROBERTO. No lo sé; Qué ocasion se ha malogrado! (Vanse.)

Salen EL CONDE DE SEX y LA REI-NA ISABELA, ella en enaguas y cotilla, à medio vestir y con mascarilla.

CONDE. Huyeron .- ¿ Estáis herida? REINA. No, buena me siento; erraron El golpe.

CONDE. Pues yo los sigo.

REINA. No, no los sigais; dejaldos. CONDE.

Por qué?

REINA. Temo vuestro riesgo.

CONDE. Mucho os debo.

REINA.

Mucho os pago

Ahora; mas otro dia ...

¿Qué?

CONDE.

No puedo declararos Mas agora , porque temo Que de la Reina en el cuarto Se haya sentido ruido, Y hallarme será gran daño Aquí en tal traje. Idos presto.

CONDE.

Yo os obedezco. REINA.

Esperáos; ¿Es sangre? ¡Qué! ¿Estáis herido?

CONDE. Herido estoy en la mano, Aunque poco.

Pues tomad Aquesta banda; apretãos

La herida. CONDE. Es gran favor. BEINA

No es favor, pero pensadlo

Si os está bien que lo sea; Que en lance tan apretado La necesidad dispensa Lo que prohibió el recato. (Ap. En todo parece al Conde; Mas ¿cómo, si no ha llegado De la guerra? Amor le ofrece A la vista antojos vanos.)

CONDE.

¿Conoceisme?

REINA. Aquesa banda Señal para hacer buscaros Será, y adios; que yo estoy En grande riesgo, si acaso Sabe la Reina este exceso; Y así, el secreto os encargo De todo.

CONDE. Yo os le prometo. REINA. (Ap.) Si me ha conocido acaso? Mas ¿quién dirá que yo estoy En habito tan bumano?

¿Hay confusion mas extraña?

COSME.

¿Qué es esto?

¿Quién es? COSME.

El diablo;

(Vase.)

Cosme, que ha tenido miedo Que puede valer por cuatro.

CONDE.

Cosme, ¿ viste salir tû Dos hombres enmascarados Por aqui?

Escuchen la flema; Pues de aqueso es mi trabajo; Pero dime : ¿qué mujer Es esta que hemos soñado

CONDE. No lo sé

Pues ¿qué has visto?

Entre los dos?

COSME. CONDE

Todo cuanto

He visto ha sido un enigma. COSME.

Y los hombres que pasaron Por aquí ; quién son?

CONDE

No sé.

COSME. Pues ¿ qué infieres desto?

CONDE.

Un rato

Escucha, y yo te dirê-Lo que he sabido del caso : Ya sabes cómo venimos De la guerra, y que llegando Los dos esta tarde à Londres, Supimos que este verano La Reina por unos dias, Para divertir cuidados Para divertir cuidados
Del gobierno, se ha venido
A aquesta casa de campo,
Que está dos leguas de Lóndres,
Y es de Blanca, sol bizarro
Y blanco de mis finezas,
Y yo lo soy de sus rayos.

COSME.

Ya sé que tú, por cumplir Las leyes de enamorado,

Veniste à ver encubierto A Blanca hermosa, fiado En la llave desta puerta Quien otro tiempo dió paso Mil veces à tus deseos, Cuando esta quinta teatro Fué de tan finos amores, Antes que entrase en Palacio Blanca à servir à la Reina. Sé que te quedé esperando, Sé que te entraste allà dentro, Que hubo arcabuz y embozados; Sé que tuve todo el miedo Que tener puede un cristiano, Y esto es lo que sé mas bien, Porque lo estoy estudiando Desde el dia en que naci; Y pues esto no es del caso, Dime lo demas.

CONDE. Pues oye, Cosme, lo que has ignorado: Entréen la quinta, enya oculta puerta Al mas pequeño impulso la hallé abier-La novedad admiro, [ta; Empiezo á caminar por el retiro De una verde esperanza, Que hasta venir la noche me asegura. Pasa por esta quinta conducido Un descuido del Tamesis florido, Liquido desperdicio ó vena breve, Por donde el rio se sangró de nieve; Descaminada plata . Que en senda cristalina se desata , O fugitivo aljófar transparente , Que callado se huyó de la corriente. Este pues, valla undosa, Divide el sitio ameno, Tan denso é intricado, Que la greña frondosa De su crespo cabello enmarañado, Soplando airado ó lento, Con gran dificultad la peina el viento; Por este, pues, camino, Siéndome siempre el río cristalino, Cuando el tino se pierde, Hilo de plata en laberinto verde. A pocos pasos advertido siento A pocos passa ac En el agua ruido, Hago el exámen, árbitro el oido; Nada averiguo así, por mas que atento En informarme insista. Recojo la atencion para la vista; Ella penetra ramas, y yo veo (Escucha lo que vi, que aun no lo creo) Una mujer divina; Reclinada en la margen cristalina, Quitarse, descuidada, Azul cendal y media nacarada, Negros despues coturnos al pié breve, Que, primavera errante, flores llueve; as dos colunas bellas Metió dentro del rio, y como al vellas Vi cristal en el rio desatado, Y vi cristal en ellas condensado, No supe si las aguas que se vian Eran sus piés, que líquidos corrian; Así sus dos colunas se formaban De las aguas que allí se congelaban. El hermoso cabello, suelto al viento, El hermoso cabello, suetto al viento, En quien con manso aliento El celiro lascivo se abrigaba, El agua licenciosa salpicaba, O fue lisonjearla el cristal frio, O envidiosas las ninfas de aquel rio, Pensando que estuviera menos bello, La encanecieron parte del cabello; Y como mas atento amor miraba, Ouise ver si su rostro conformaba Con lo demás, y cuando verle piensa Mi curiosa atencion , hallo defensa Que, de negro cendal, pudo encubrilla

El medio rostro media mascarilla, Dejando libre, con beldad no poca, Lo que hay desde la barba hasta la boca; Advertido recato. Que, aunque pensó que nadie la miraba, Quiso al agua encubrir el rostro, el rato Que se juzgó indecente, Porque no lo parlara la corriente. Yo, que al principio vi, ciego y turbado, A una parte nevado, A una parte nevado,
Y en otra negro el rostro,
Juzgué, mirando tan divino mostro,
Que la naturaleza cuidadosa,
Desigualdad uniendo tan hermosa,
Quiso hacer por asombro ó por ultraje
De azabache y marfil un maridaje.
Tan hermosa en efeto parecia
Con la nube que el rostro le cubria,
Que, como la miró desde su esfera,
Por imitarle en algo, si pudiera.
Antes de despeñar al mar su coche,
El sol se cubrió el rostro con la noche. El sol se cubrió el rostro con la noche. Quiso probar acaso El agua, y fueron cristalino vaso Sus manos, acercólas á los labios Y entonces el arroyo lloró agravios: Y como tanto, en fin, se parecia A sus manos aquello que bebia, Temí con sobresalto, y no fué en vano, Que se bebiera parte de la mano. Llegó la noche en fin, salió del río, Y delgado cambray chupô el rocio Y delgado cambray cuapo el rocho De las dos azucenas; Envidian á las flores las arenas, Viendo que ha de pisarlas; Y luego, en acabando de enjugarlas, A cubrir empezó sus dos colunas A cubrir empezo sus dos cotunas Con dos nubes de nácar importunas; Adorno suele ser, pero ¿quién duda Que era mayor adorno estar desnuda? En esto ruido siento, Oigo una voz decir: «Muera, tirana.» Dispara un arcabuz su bala al viento; Dispara un arcandz su balla at vento, Turbome yo de ver que la profana; Ella cae à las flores de repente; Y todo fué tan indistintamente, [mismo Que empezaron á obrar á un tiempo Ruido, voz, bala, susto y parasismo. Dos hombres, dos traidores, El rostro infame cada cual cubierto, Por si ha salido el arcabuz incierto, Sacaron los aceros vengadores
Contra su pecho; entonces yo ligero
Llego y hágome blanco de su acero,
Riño con ellos, huyen recatados
De mi valor, ó su traicion turbados.
Yo los sigo; ella, en si restituida,
Teme en seguir los riesgos de mi vida.
Con recelo me habló, ya tú lo oiste;
Esta banda me dió, ya tú lo viste.
Fuése; no sé quién es; solo he sabido
One esta mujer, que enjema ha page. Sacaron los aceros vengadores Que esta mujer, que enigma ha pare-

Quiza en mi corazon hubiera entrado; Mas, como á tanto amor le viene estre-

No consiente otro huésped en el pecho.

CONDE.

COSME Notable suceso ha sido.

Vén acá.

COSME.

¿Qué? CONDE.

Discurramos Quién será aquesta mujer.

COSME. La mujer del hortelano, Que se lavaba las piernas.

CONDE.

Necio, de veras te hablo.

#### EL CONDE DE SEX.

COSME. Pues yo de veras lo digo.

CONDE.

Dos hombres enmascarados Tener llave de la quinta, Atreverse à entrar estando La Reina en ella, no es De poca importancia el caso.

COSME.

Pues serà alguna mondonga, Con algun honrado hermano, Que venga á vengar su honor.

CONDE.

Mira que estás muy cansado.

COSME.

Pues quién quieres tú que sea? Por fuerza ha de ser milagro? Viste tú mas que unas piernas Y un rostro muy bien tapado? Detras de una mascarilla Pudo estar Arias Gonzalo, La Monja alférez, Elvira Y la moza de Pilatos.

Necio, el arte y el aseo, El modo de bablar, el garbo Arguyen nobleza en ella.

Pues, ya que notaste tanto, No podiste conocerla En la voz?

No, porque hablando Con turbación no es posible; Fuera de que, es necio engaño Pensar que, entre tantas damas Como tienen en palacio La Reina, en la voz se pueda Conocer aquesta.

> COSME. Es llano,

Y mas quien ha estado ausente. CONDE.

Ya es muy tarde; Cosme, vamos. COSME.

¿No has de entrar à ver à Blanca? CONDE.

No; que estará con cuidado, Si acaso oyeron el ruido, Y no es bien que sin recato, Si me ven, eche à perder Un amor de tantos años.

COSME.

Vamos pues.

CONDE.

Perdona si me ha estorbado De hablarte esta noche y verte Un suceso tan extraño; Que mañana irá mi amor Ciego à tus divinos rayos, A ser salamandra ardiente En tus ojos soberanos.

(Vanse.)

Salen FLORA, criada, v EL DUQUE DE ALANSON.

¿Qué hace Blanca?

FLORA.

Està vistiendo

A la Reina.

DUQUE. Yo he venido A su cuarto, conducido Deste mal que estoy sintiendo, Para hablarte en mi cuidado, Pues eres tú la tercera De mi amor.

En vano espera Vuestra alteza ser pagado.

DUQUE.

Pues ¿qué dice, cuando amante Por ella el pecho suspira?

Como ella à casarse aspira, Vuestra alteza no se espante Que, habiendo tanta distancia, Tema poner su aficion En un duque de Alanson, Hermano del rey de Francia; Y asi, ingrata corresponde; Que, aunque es de tan alta esfera, Vos sois mas. (Ap. ¿Quién le dijera Que es porque ella quiere al Conde?)

DUOUE. Yo vine, como sabrás, Con color de una embajada, A Lóndres, y mi jornada No fué á las paces; que mas No fue a las paces; que mas fué à tratar mi casamiento Con la Reina; y tanto gano, Que à Londres el Rey, mi hermano, Me envio para este intento; y aunque csto está en buen estado Con los grandes y la Reina, Blanca, que en mi pecho reina Hoy, me da mayor cuidado. Este panel le has de dar. Este papel le bas de dar, Pero yo tengo de ver (Este gusto me has de hacer)...

FLORA.

En todo puedes mandar.

Lo que, al leerle, responde. FLORA.

¿Cómo?

DUQUE. Ocultándome aquí.

FLORA. Mire tu alteza...

DEOUE.

Por mi Has de hacer aquesto; ¿ dónde Me entraré? Pues soy cautivo De la causa de mi pena, Quitame tú esta cadena.

FLORA.

¡Qué lindo madurativo Ablandaré! ¿Hay tal porfia? Pues lo quiere vuestra alteza, Entrese en aquesta pieza, Que sale á una galería.

(Escondese el Duque.)

Salen BLANCA Y COSME.

BLANCA. Vuélveme à dar mil abrazos. COSME

Bástame besar tus piés A mi, Señora, y despues Merezca el Conde tus brazos; Porque no te diese susto El verle entrar de repente, Porque inopinadamente Suele dar la muerte un gusto , Yo me adelanto, y él llega.

FLORA.

(Ap. El Conde viene (;ay de mi!), Y como el Duque está aquí, Ha de escuchar (¡estoy ciega!) Cuanto pasa en sus amores;

Quiérolo así remediar.) Tu alteza se puede entrar Un rato à ver los primores Que esa hermosa galería En tantas pinturas tiene, Porque una visita viene A ver a Blanca, y seria Cansancio estaros aqui; En yéndose, avisaré A tu alteza.

Sale EL CONDE.

DUQUE. Asi lo baré.

(Vase.)

FLORA. Pues adios; bien está así. CONDE.

Nunca crei que llegara Esta dicha.

Dueño mio, Solemnicen hoy mis brazos La dicha de haberte visto; Vienes bueno?

CONDE. Ya lo estoy Que hasta aquí solo he vivido A cuenta de la esperanza De ver tus ojos divinos.

BLANCA. Ay, Conde, lo que me cuestas!

CONDE.

Sabes, Blanca, lo que digo? Que le agradezco à la ausencia El haberme suspendido La gloria de estarte viendo, Porque agora mas la estimo. Bien haya la ausencia, Blanca Bien haya, amén, pues me hizo, Solo con darme el tormento, Mas despierto en el alivio.

BLANCA.

Yo, Conde, solo con verte, Como siempre : mas ¿que digo? Informate tù del pecho, Pues en él has asistido , Y no limite la lengua Un amor que es infinito, Ni las finezas de un alma Eche á perder un sentido. CONDE.

¿Qué hiciera yo por pagarte?

BLANCA. Si eso, Conde, has pretendido,

Ya tengo con qué me pagues.

Pues ¿qué dudas, Blanca? Dilo, BLANCA.

Una merced has de hacerme.

CONDE-

Merced, Blanca? En qué te sirvo? BLANCA.

Mira que te fio el alma,

CONDE.

Ya, Señora, estoy corrido. BLANCA.

Eres mi dueño?

CONDE. Tu esclavo.

BLANCA. Soy tu esposa

CONDE. Eres bien mio.

BLANCA

Quiéresme mucho?

Te adoro.

BLANCA

Pues, en fe de eso que has dicho,-Salios los dos allà fuera,— (Vanse Flora y Cosme.) Y escucha tu.

CONDE. Ya se han ido. (Ap. ¿Qué querrá Blanca?)

BLANCA Ya sabes

(Oh conde de Sex invicto) Que me serviste tres años, Que me serviste tres anos,
Y que al fin mi pecho esquivo
Labrar se dejó, aunque bronce,
Al buril de tus suspiros,
Pues que, con la fe y palabra
Que me diste de marido,
Te hice dueño de mi houor,
Y que no nos atrevimos
A casarnos por mi padre A casarnos por im parte. Y mi hermano, que enemigos Fueron siempre de tu casa. casarnos por mi padre

CONDE

Todo, Blanca, lo he sabido, Y que ya, despues de muertos Tu hermano y padre, quisimos, Dándole cuenta à la Reina, Dandole cuenta à la Reina,
Casarnos, cuando Filipo
Segundo, español monarca,
Contra Ingalaterra hizo
La armada mayor que nunca
Con pesadumbre de pino
La espalda oprimió salobre
De aquese monstruo de vidrio;
Y que à mi la Reina entonces
Me envió con sus navios
A procurar resistir A procurar resistir Tan poderoso enemigo. Por esto no pude entonces Casarme; agora he venido De la empresa, y á la Reina Pediré, á sus piés rendido, Que me case.

Pues supuesto Que es verdad lo que me has dicho, que mis males te tocan Ya como los tuyos mismos, Bien podré seguramente Revelarte intentos mios, Como à galan, como à dueño, Como á esposo y como amigo. La reina de lugalaterra, Isabela, que ha tenido Siempre suspensa la Europa Siempre suspensa la Europ Con fuerza ó con artificio, Prendió á Maria Estuarda, Reina de Escocia y archivo De virtudes y bellezas, Por unos falsos indicios. Creyó Isabela, ó creyeron De Isabela los validos, Que Maria fomentaba En secreto los desinios De rebeldes conjurados (¡Qué engaño para creido!). Llamó Isabela á la Reina A su corte, y ella vino, Bien como al traidor reclamo Suele incauto pajarillo Venir improvisamente, Festejando su peligro, A ser despojo sangriento Del cazador enemigo. Mi padre, que muchos años Estuvo en los tiernos mios Con la embajada en Escocia Siempre se inclinó al servicio

De María y de aquel reino; Y yo, con el amor mismo, Cuando naci, me crié Con la Reina, y le ha debido Mi amor muchos agasajos Y no pocos beneficios. Con esto, a mi viejo padre Y a mi hermano Ludovico, Por cómplices y traidores, Los meten en un castillo, Solo porque la inocencia De la Reina no han querido Perseguir, como los otros; Solo porque el hecho indigno No apoyaron, como nobles; No apoyaron, como nones; Solo porque, siendo amigos De la virtud é inocencia, Ser parciales no han fingido De la malicia: ¡Oh, mal haya Mil veces, mal haya el siglo En que para conservarse, Porque es monarca el delito, Porque es monarca el dento, Ha menester la virtud Ser hipócrita del vicio! En fin, Conde; en fin, Señor (¡Con qué l'astima lo digo!), Teñiendo en sangre la Reina Aquel infame cuchillo, Noble victima, inocente, Fué de injusto sacrificio; Bella flor, que de la noche Se defendió en su capillo, De ignorancias del arado De ignorancias del arado Probó los groseros filos; De atrevimiento villano El antojo inadvertido Violar pudo honesta rosa, Que aun se recató al rocio; Falleció blanca azucena, De quien se copió el armiño, A los hielos del enero O á los rayos del estio; Dejóse ajar de una mano, Deshojado clavel fino, Y pisar de errante huella, Destroncado hermoso lirio; Porque, muriendo la Reina Porque, muriendo la Reina Al arado, al pié, al cuchillo, Al antojo, hielo y mano, Murieron en el suplicio Juntos flor, victima, rosa, Clavel, azucena y lirio; Tambien mi padre y mi hermano, Por no estar bien convencidos, Murieron de la prision
Al lento y sordo martirio;
Pero, en fin, como traidores,
Quedaron destituidos
De su bacienda y de su estado,
Y hasta Roberto, mi primo,
Por pariente de mi padre,
Que no por otro delito,
Huyó el riesgo, y sin estado
Vive en Escocia escondido.
Yo, en venganza de la Reina,
Del hermano y padre mio,
Irritada y persuadida
(Que tambien está ofendido)
Del noble conde Roberto,
Mi primo, me determino
A dar la muerte á esta fiera, Murieron de la prision A dar la muerte á esta fiera, Y quizá por su destino, O por justicia del cielo, Venirse ella misma quiso A mi quinta algunos días. Yo, en fin, a Roberto escribo Que venga en secreto á darla La muerte; que el tiempo, el sitio, El asistirla yo siempre, Y estar desapercebidos, Daban ocasion bastante Para lograr sus desinios.

Vino, y esperó ocasion
Unos dias escondido;
Y ayer, bajando Isabela
Sola á los jardínes, dijo
Que no hubiese nadie en ellos,
Y yo á Roberto le aviso;
Entonces, dejando abierto
De la quinta el un postigo,
El la tiró una pistola
Al tiempo que de unos mirtos
Salió un hombre á socorrerla;
Y èl, por no ser conocido
Si al ruido acudiese gente,
Se fué, dejando perdidos
A un tiempo ocasion, venganza,
Esperanzas y desiníos.
Yo, el corazon lleno de ira,
En rabia el pecho encendido,
Ardiendo en venganza et alma
Y en colera el rostro tinto,
Pues son tuyos mis agravios, Pues son tuyos mis agravios, Y tuyos aun mas que mios, Como á esposo, como á dueño, Como á señor y marido, Hoy á tu valor apelo, Mi venganza á ti te fio; Venga tus propios agravios, Pues los mios te prohijo. Muera esta tirana, Conde; Escribe al Conde, mi primo; Junta mis amigos todos, Junta mis amigos todos,
Pues todos son tus amigos.
Sin riesgo puedes mataria;
Porque es tan aborrecido
El nombre desta tirana,
Que, en vez de darte castigo,
Lauros le dará tu patria
A tu valor peregrino;
Y si no, viven los cielos,
Que, si leal ó remiso,
O dudas ó no te atreves
A bacer esto que le nido A hacer esto que te pido, Yo misma, yo misma, Conde, Cuando faltara en mi primo El valor o la ocasion Apelando á aquestos brios, Con los dientes, con las manos, O con mis propios suspiros, Cuando faltara instrumento A mi afeto vengativo, He de hacerla mas pedazos Que ese monstruo cristalino Hunde cruel en su centro, Que es vecindad del abismo.

CONDE. (Ap.)

Hay tal traicion? Vive el cielo. Que de amarla estoy corrido, Blanca, que es mi dulce dueño; Blanca, a quien quiero y estimo, ¿Me propone tal traicion? ¿ Que haré? Porque si ofondido, Respondiendo como és justo, Contra su traicion me irrito, Contra su traicion me Irrito,
No por eso he de evitar
Su resuelto desatino;
Pues darle cuenta à la Reina
Es imposible, pues quiso
Mi suerte que tenga parte
Blanca en aqueste delito;
Pues si procuro con ruegos
Disuadirla, es desvario;
Que es una mujer resuelta
Animal tan vengativo. Que es una majer resuelta Animal tan vengativo, Que no se dobla à los ruegos, Antes con afecto impio En el mismo rendimiento Suelen aguzar los filos; Y quizá desesperada De mi enojo ó mi desvio, Se declarará con otro, Menos leal o mas fino,

EL CONDE DE SEX.

Que quizá por ella intente Lo que yo hacer no be querido; Demás que el inconveniente Del vil Roberto, su primo, Del vil Roberto, su primo,
Tampoco cesa, y i quién duda
que él, por traidores ó amigos,
Tenga muchos conspirados,
Que fomenten sus motivos?
Pues yo tengo de librar
A la Reina del peligro;
Vive Dios, que he de barrer
Aquestos fieros prodigios
De traicion de Ingalaterra;
Trados juntos conducidos Todos juntos conducidos En un dia con mi industria Se han de venir al cuchillo; Que despues à Blanca sola, Sin persuasion de su primo, Con ruego ó con amenazas Atajaré sus desinios.

BLANCA. Si estás consultando, Conde, Allá dentro de ti mismo Lo que has de hacer, no me quieres; Ya el dudarlo fué delito.

Vive Dios, que eres ingrato. CONDE. En esto me determino.

BLANCA.

¿ Qué respondes ?

CONDE. Ya te doy La respuesta por escrito.

Pónese à escribir et Conde sobre un bufete, y asómese EL DUQUE.

DUQUE. (Ap.) Como tarda tanto Flora Curioso à ver he salido Qué visita es la que à Blanca Tanto entretiene. ¿Qué miro? ¿El conde de Sex con Blanca? Pues ¿cómo? ¿El Conde ha venido De la guerra?

CONDE La respuesta Nunca dudar se ha podido De mi afecto, siendo ya Tan grandes agravios mios. Pártase Cosme, y a Escocia Lleve esta carta, en que digo A Roberto que se venga El y todos sus amigos A la deshilada à Londres; Que con la gente que rijo, Que me seguirà, y el pueblo, De quien estoy tan bienquisto, Daré la muerte à la Reina.

DUQUE. (Ap.)

Qué escucho?

En corrientes rios Anegar su cuarto mismo. (Ap. En viniendo, todos juntos Morirán en el suplicio.) Muera esta tirana! Muera! Arranque mi brazo invicto...

DUQUE. (Ap.)

Hay tal traicion?

CONDE.

Deste reino Y del mundo este prodigio; Que, à pesar de Ingalaterra, Si una vez la espada esgrimo, He de beber de su sangre. Sale EL DUQUE.

DUQUE. No podréis mientras yo vivo. CONDE. (Ap.)

Valgame el cielo!

BLANCA (Ap.) I Ay de mi!

CONDE. ¿Qué es esto, Blanca?

BLANCA

¿Cómo vuestra alteza, el Conde... Toda soy un hielo frio.

CONDE

Pues ¿cómo, Blanca, en tu cuarto El Duque?

BLANCA.

¿Quien le ha metido En mi cuarto à vuestra alteza? DUOUE.

Nadie, Blanca; que yo mismo Me entré acá, quiza guiado De algun impulso divino, Para estorbar tal maldad;

Pues ¿ cuándo tu alteza ha visto En mi ocasion para hacer...

DUOUE

Esperad; ¡qué desatino!
Por vida del Rey, mi hermano,
Y por la que mas estimo
De la Reina, mi señora,
Y por... Pero vo lo digo;
Que en mi es el mayor empeño
De la verdad el decirlo: Que no tiene Blanca parte Que no tiene Blanca parte De estar yo aqui; que yo mismo Me entré, hallando abierto, á ver Esos cuadros, divertido, Que tiene esta galería; Y estad muy agradecido A Blanca de que yo os dé, No satisfacion, aviso Desta verdad; porque à vos, Hombre como yo ..

CONDE

Imagino Que no me conoceis bien.

No os habia conocido. Hasta aquí; mas ya os conozco, Pues yo tan otro os he visto, Que os reconozco traidor.

CONDE. Quien dijere...

Yo lo digo; No pronuncieis algo, Conde, Que yo no pueda sufriros.

Cualquier cosa que yo intente... DUQUE.

Mirad que estoy persuadido Que hace la traición cobardes; Y así, cuando os he cogido En un lance que me da De que sois cobarde indicios, No he de aprovecharme desto; Y asi, os perdona mi brio Este rato que teneis El valor disminuido; Que, à estar todo vos entero, Supiera daros castigo.

Yo soy el conde de Sex Y nadie se me ha atrevido Sino el hermano del rey De Francia.

DUQUE. Yo tengo brios Para que, sin ser quien soy, Pueda mi valor invicto Castigar, no digo yo Solo à vos, mas à vos mismo, Siendo leal, que es lo mas, Con que queda encarecido; Con que queda encarecido;
Y pues sois tan gran soldado,
No echeis à perder, os pido,
Tantas heróicas hazañas
Con un hecho tan indigno.
¿Qué os ha hecho à vos la Reina?
¿Por qué su privanza os hizo?
¿Qué desinios son aquestos?
Ea, Conde, corregildos.
Solo yo sabré este caso;
Pero mal dije, yo mismo
No lo sabré; que, en saliendo
De aquesta cuadra que piso,
Si agora he sabido aquesto, Si agora he sabido aquesto. Despues no lo habré sabido. Yo quedaré muy ufano One me debais este aviso; Que yo sé muy bien que Blanca, Si yo no hubiera salido Primero á vuestros intentos, Conforme el blason antiguo De su sangre y de la vuestra, Os hubiera respondido. Ya habreis mudado de intento; Y si no, estad advertido Y si no, estad advertido Que à quien se atreve à tener El mas oculto desinio Contra la Reina, yo entonces, Que la guardo, que la asisto, Que la estimo, que la quiero, Que la deliendo y la libro, Atalaya à sus pisadas, Argos à su sol divino, Sabré ser lince que os vea Los mas ocultos motivos. Y sabré daros mil muertes: Y sabré dares mil muertes ; Que, si aquesta espada esgrimo, Todo un mundo de traidores Son pocos al valor mio. Miraldo mejor, dejad Un intento tan indiguo, Corresponded à quien sois; Y si no bastan avisos, Mirad que hay verdugo en Lóndres, Y en vos cabeza; barto os digo. (Vase.)

CONDE. CONDE.

Corrido y confuso estoy;

Vióse lance como el mio?

Pero piense abora el Duque

Mal de la fe con que sirvo

A la Reina; que despues,

Con la hazaña que imagino,

El verá que soy leal.—

Lleven la carta á tu primo. (A Blanca.)

(Ap. No he de responder al Duque

Hasta que el suceso mismo

Muestre como fueron falsos Muestre cómo fueron falsos De mi traicion los indicios, Y que soy mas leal cuando Mas traidor he parecido.) BLANCA.

Hubo desdicha mas grande? Y aun mayor hubiera sido Si no acierta a ser el Duque El que escucho los desinos Del Conde, ¡Válgame el cielo! ¡Qué desdichada he pacido!

Salen EL SENESCAL Y LA REINA.

REINA.

Senescal, esto que os digo Me sucedió.

SENESCAL. El cielo santo Nos defendió vuestra vida.

REINA

Haced pues que los soldados De mi guarda estén à trechos Aquesta quinta guardando Hasta que me vuelva á Londres.

SENESCAL.

No será mejor buscarlos A los viles agresores? REINA.

¿Cómo?

SENESCAL.

SENESCAL.
Yo haré echar un bando,
Que ofrezca grandes mercedes,
El delito publicando,
A quien diere el agresor,
Y que será perdonado.
Si es cómplice, el que le entregue;
Y pues son los dos culpados,
Podrá ser que alguno dellos
Entregue al otro; que es llano
Que será traidor amigo
Quien fué desleal vasallo.

REINA.

No lo apruebo, Senescal,
Que así se publique el caso,
Y no quiero yo que sepan
Que hubo quien se atreva á tanto,
Que intente darme la muerte
Dos leguas de mi palacio;
Que quizá despertarémos
De algunos que están callando
La traicion con este ejemplo;
Que es gran materia de estado
Dar á entender que los reyes
Están en sí tan guardados,
Que, aunque la traicion los busque,
Nunca ha de poder hallarlos;
Y así, el secreto averigüe Y asi, el secreto averigüe Inormes delitos cuando, Mas que el castigo escarmientos, Da ejemplares el pecado.

Sale UN CRIADO.

CRIADO. El de Sex pide licencia Para entrar.

Pues ; ha llegado? Mucho me temo... Decid Que espere; mas no, dejaldo. Entre.

Sale EL CONDE.

CONDE.

Si acaso merezco Besar tus piés...

Levantãos. Columna de Ingalaterra; Que ya solo con miraros Sé el suceso de la guerra, (Ap. Locos pensamientos vanos. Dejadme; ¿ qué me quercis?) CONDE.

Yo mismo he querido daros La nueva.

> REINA. ¿Qué hay de mi armada? CONDE

Libre está el reino, dejamos De los españoles leños Limpio puestro mar britano.

BEINA.

¡Feliz suceso!

SENESCAL. :Gran nueva! CONDE.

Desta suerte fué.

Esperáos: No quiero oir el suceso Hasta teneros premiado.— Benescal, haced al punto La cédula en que le hago De logalaterra almirante Al Conde.

Besar tu mano Será de tan grandes premios El mayor.

(Llega el Conde á besar la mano á la Reina, y ella repara en la banda.)

BEINA.

Debo pagaros...
(Ap. ¡Qué miro?) Porque à servicios...
(Ap. ¡No es esta mi banda?) tantos
Mi reino... ¡Cuándo llegasteis?

(Ap. En la banda ha reparado.) Agora.

BEINA.

Os apeais?

CONDE. (Ap.) Indicio que fue la Reina, Aun cuando hubiera faltado Lo que dijo Blanca?

REINA

No lo creo; ¿algun cuidado No habiades de tener Que de amanto Anoche os hiciese un poco Adelantar? Confesaldo; Yo os perdono el haber sido Menos puntual vasallo Que amante, por vida mía. (Ap. Él lo niega.)

CONDE.

A empeño tanto, Quién lo negará, aunque importe La vida?

¿Es favor acaso La banda, ó estáis herido?

Siempre he vivido ignorado De amor; mas ya dulcemente La banda ha lisonjeado Los dolores desta herida, Que me dieron en la mano Por serviros.

Yo lo creo. (Ap. ¿No bastaba, amor tirano, Una inclinación tan fuerte, Sin que te hayas ayudado
Del deberle yo la vida?)
¿Quereis mucho? ¿Sois pagado
De la dama de la banda?

Es el sugeto tan alto, Que aun no podrán mis suspiros Alcanzar alla volando.

BEINA.

(Ap. ¿Si anoche me conoció? Mas esto es hablar à caso. Y ella ¿ sabe vuestro amor

CONDE.

Aunque en batallas y asaltos

Tan atrevido y valiente Me mostré, no lo soy tanto, Que ose decirla mi amor, Porque aun de mi le recato.

Pues si no se lo habeis dicho, No teneis de qué quejaros.

CONDE.

Ni aun á quejarme me atrevo.

BEINA. (Ap.) Diréle al Conde (¿qué aguardo?)
Que soy á quien dió la vida?
Mas ; oh necia lengua! paso.
¿Será bien que sepa el Conde
Que soy la que sin recato
Vió anoche como mujer. Cuando deidad me ha juzgado? Créame deidad el Conde; Que lo que tienen de humanos No han de revelar los reyes

A los ojos del vasallo. CONDE. (Ap.) Qué es esto, locura mia? Atreveréme (mal hago) A presumir que la Reina... Pero no ; ¡qué necio engaño,

REINA

(Ap. El Conde me dió la vida; Confieso que me ha pesado. ¡Oh infame agradecimiento, Que engendró mi amor bastardo; Hijo de padre traidor, Yo te atajaré los pasos. Ea, cordura, ¿esto sufres?)
¡Conde!

CONDE.

; Señora!

REINA. (Ap. Venzamos...) ¿Cómo no os vais (Ap. ¡Estoy loca!)

A descansar?

CONDE.

Solo aguardo

Licencia.

Pues idos luego.

CONDE. Ya os obedezco.

REINA.

Esperáos.
(Ap. ¿Qué es esto?) Esperad un poco,
Y os llevaréis el despacho
Desta merced que os he hecho. (Ap. ¿ Que así me rinda un cuidado? Esta es la primera vez Que tener el pecho ingrato Fuera en mi menos bajeza.)

Sale EL SENESCAL, con escribano.

CONDE.

Confusa estoy; ya le aguardo. SENESCAL.

Esta es la cédula ; firme Vuestra alteza.

Ya he firmado.-Tomad la cédula, Conde, De aquesta merced que os hago; Yo misma el despacho os doy, Solo por no dilataros La merced, porque no quiero, Guando me servis y os pago, Echar á perder el premio Con hacer que os cueste pasos.

CONDE.

El mayor premio es serviros. (Ap. ¿Si es tanto favor acaso?)

REINA. (Ap.) Amor loco!.

CONDE. (Ap.)

¡Necio amor!... REINA. (Ap.)

Que ciego...

CONDE. (Ap.) Que temerario,... REINA. (Ap.)

Me abates á tal bajeza..

CONDE. (Ap.)

Me quieres subir tan alto... REINA: (Ap.)

Advierte que soy la Reina.

CONDE. (Ap.) Advierte que soy vasallo.

REINA. (Ap.) Pues me humillas al abismo... CONDE. (Ap.)

Pues me acercas á los rayos... REINA. (Ap.)

Sin reparar mi grandeza... CONDE. (Ap.)

Sin mirar mi humilde estado... REINA. (Ap.)

Ya que te admito acá dentro... CONDE. (Ap.)

Ya que en mí te vas entrando...

REINA. (Ap.) Muere entre el pecho y la voz. CONDE. (Ap.)

No te asomes á los labios.

REINA.

¿Oisme, Conde!

CONDE. ;Sengra! REINA.

Vedme despues

CONDE.

Soy tu esclavo. (Ap. ¡Necio engaño, no me subas, Para caer de mas alto!)

## JORNADA SEGUNDA.

Salen COSME v EL CONDE DE SEX.

Agora á Londres llegamos, Y ¿ya á palacio venimos?

CONDE

Los que à reyes asistimos Nunca, Cosme, descansamos. Agora la Reina llega Desde la quinta à palacio, Y como es mas breve espacio, Ni la privanza sosiega Ni el amor; cada esperanza Me lleva, como se ve. A ver a Blanca, mi fe. Y a la Reina, mi privanza.

Gran desdicha es el privar, Pues hace à los mas amigos Ser hacia dentro enemigos.

CONDE

Mas trabajo es envidiar, Cosme, que ser envidiado.

COSME

Esa es mas desdicha sola.

CONDE.

¿ No trujisté la pistola?

COSME.

Vesla aqui, y hasta grabado Tu nombre en ella ; mas di : ¿ Por qué la mandas traer?

CONDE.

Como habemos de volver, Cosme, tan tarde de aqui, No es mucho que me prevenga; Que la privanza ocasiona Envidias.

En tu persona No me espanto que la tenga,

No ha sido con otro fin. (Ap. Del Duque estoy receloso, Porque està mny sospechoso; Pero no, que es noble al fin.)

COSME.

Ya la hemos traido, y pues ¿ Dónde iré à guardarla agora?

CONDE.

Al cuarto de Blanca; Flora Te la guardará, y despues, Pues de Blanca me despido, Al irme la pedirás.

Eso es lo que apruebo mas; Porque yo siempre he temido Azar, si saber lo quieres, Con ese instrumento atroz; Que sin pensar tiran coz Arcabuces y mujeres. ¿Por que te quitas la banda?

CONDE.

Porque à ver à Blanca paso, Y si ella la viese acaso, Que siempre en recelos anda, Puede ser que me la pida, Como curiosa y mujer, Y me pesara, por ser De la dama á quien di vida.

COSME.

¡Que nunca hayamos sabido Si era dama o si era dueña! ¿No dió esa banda por seña? CONDE.

SI.

Pues ¿ alguna no ha habido Que en ella haya reparado? CONDE.

No. Cosme.

COSME.

Este dedo diera Solo por saber quién era; Que no hayamos alcanzado Onién fuese, por mas que yo Me desvelo y te desvelas! De algun libro de novelas Presumo que se soltó; Ella era una gentil tronga.

CONDE.

No digas tal, majadero.

A pagar de mi dinero, Que era dueña ó vil mondonga; Pues que esta banda presea Es que cualquiera la tiene, Sin ser... Pero Blanca viene; Escóndela, no la vea,

(Toma la banda en la mano:)

Salen BLANCA Y FLORA.

BLANCA.

Adonde... (Ap. No sé qué ha ocultado De mi Cosme.)

Blanca hermosa...

BLANCA. (Ap.)

¿Qué será? Que estoy dudosa.

CONDE.

¿Donde vas?

BLANCA. Hame llamado

La Reina. Vénte conmigo, Iré bien acompañada.

CONDE. (Ap & Cosme.)

Mira que no digas nada A Blanca de...—Ya te sigo. (Vanse Blanca y el Conde.)

COSME.

(Ap. Con esto à perder lo echó; Porque yo no me acordaba De decirlo, y lo callaba, Y como me lo encargó, Ya por decirlo reviento; Que tengo tal propiedad, Que en un bora ó la mitad Se me bace postema un cuento.) Guarda, Flora, esta pistola Hasta irse el Conde despues; Mira no te dé un revés, Y te pegue golpe en bola.

FLORA.

Pues en el cuarto la meto De mi señora.

(Ap. ¡Ha)rá ya
Treinta y seis horas (si habrá)
Que estoy callando el secreto?
Alla va.) Flora... Mas no;

(Vase Flora.)

Sea persona mas grave. No es bien que Flora se alabe Que el cuento me desfloró. Dos cosas juntas (¿qué haré?) Me están matando: una ha sido Saber lo que no he sabido, Y otra decir lo que sé. Por saber quién fué, me muero, La dama con mascarilla, Y esta tambien por decirla Tan solo saberla quiero. Muy bien el Conde negocia.

Sale BLANCA.

Cosme, ¿como tan despacio Te estás agora en palacio, Si te has de partir à Escocia?

Al alba, aunque yo trasnoche, Mandó el Conde que me parta.

BLANCA.

Ves aqui, Cosme, la carta; Pàrtete luego esta noche, No aguardes à mas.

COSME

Si haré.

BLANCA ¿Qué escondes aqui?

(Ap. Maldito

Es esto; si otro poquito Me aprieta, se lo diré.) No es nada. (Ap. Jesus mil veces, Ya se me viene a la boca La purga.)

BLANCA. Eso me provoca.

COSME. (Ap.) ¡Qué regüeldos tan socces Me vienen! ¡ Terrible aprieto! BLANCA.

Dilo pues.

COSME. (Ap.) Asco me da. BLANGA.

Majadero, acaba ya.

COSME. (Ap.) ¡ Qué asqueroso es un secreto!

BLANCA. Haz de mi paciencia prueba.

COSME. Aguarda, reventaré; Aguarda, reventare; Quiero decirlo, porque Mi estómago no lo lleva. Protesto qu'es gran trabajo; Meto los dedos.

BLANCA. Di ya. COSME.

Ea pues, secreto va, Como agua fuera de abajo: Aquesto que traígo es banda, Y de ti la encubri yo; El Coude me lo mandó, Que en estos enredos anda. A él se la dió una mujer Encubierta y disfrazada, Que libro de una estocada; No supe quién pudo ser. El Conde, aleve é indiscreto, Perjuro, falso, cruel, Pisaverde, cascabel. Toma la banda eu efeto; Y aqui la historia dio fin. pues la purga he trocado, Y el secreto vomitado Desde el principio hasta el fin, Y sin dejar cosa alguna,
Tal asco me dió el decillo,
Voy á probar de un membrillo
O á morder de una aceituna. (Vase.) BLANCA.

De lo que à Cosme he escuchado, Aunque mal, he colegido Que el Conde anda divertido; Y aunque crédito no he dado. Es hombre en fin. Ay de aquella Que à un hombre fió su honor, Siendo tan malo el mejor! Mas, pues lo quiso mi estrella, He de apretar al momento Que nos casemos los dos. ¿Quién será? ¡Válgame Dios! ¿Si tiene algun fundamento La banda? La Reina viene.—

#### Sale LA REINA ISABELA.

No fué al jardin vuestra alteza?

REINA.

Todo cansa; ¡qué tristeza! Nada, Blanca, me entretiene. BLANCA.

Quiere vuestra majestad Que llame á las damas? BEINA.

Déjame sola ; que yo Gusto de la soledad. Haced que cante allá fuera Irene; ¡gran desconsuelo!

Guarde vuestra vida el cielo Tanto como yo quisiera.

Sale EL CONDE.

CONDE.

CONDE.

Loco pensamiento mio,
Que à un imposible desvelo
Tan réciamente me encubres
De ambicioso ó de soberbio,
Abate, abate las alas,
No subas tanto; busquemos
Mas proporcionada esfera
A tan limitado vuelo.
Blanca me quiere, y à Blanca
Adoro yo, ya es mi dueño;
Pues ¿cómo de amor tan noble
Por una ambicion me alejo?
No conveniencia bastarda No conveniencia bastarda Venza un legitimo afecto; No hagamos razon de estado Del gusto ni del deseo; Congruencia, venza amor.

BEINA. (Ap.) Este es el Conde; ya tiemblo. ¡Qué efeto tan poderoso!

CONDE. (Ap.) La Reina! Volverme intento, No me arrastre la locura.

REINA. (Ap.) Ciega estoy, mas irme quiero; Venza la razon al gusto.

CONDE. (Ap.)

Mas yo vuelvo.

REINA. (Ap.) Mas yo vuelvo. CONDE. (Ap.)

¿Y Blanca?

REINA. (Ap.) V la majestad?

Mas, oh fortuna, probemos; Que pesa mas que el amor Una hermosura y un reino.

REINA, (Ap.) Mas, oh cuidado, volvamos: Que amor, cuidado y deseo Son muy fuertes enemigos, Y es uno solo el respeto.

CONDE. (Ap.) :Hablaréla?

REINA. (Ap.) Quiero bablarle. CONDE. (Ap.)

Yo quiero llegar.

REINA. (Ap.) Yo llego. CONDE.

: Señora!

REINA. ;Conde! (Ap. Estoy loca.) CONDE.

(Ap. Cobarde estoy.) Aqui vengo, Girasol de vuestros rayos, A beber su luz atento.

REINA ¿Cómo vos en vuestra idea, Aunque vasallo ? ¿Qué es esto? (Suene instrumento.)

CONDE.

Quieren cantar.

Es Irene, Y se lo mandé. (Ap. Agradezco Que atajase una locura A mi voz un instrumento.)

REINA,

voz. (Canta.)

Si acaso mis desvarios Llegaren à tus umbrales,

(Vase.)

La lástima de ser males Quite el horror de ser mios.

REINA.

¡Qué bien dice! Es extremada La redondilla.

CONDE. En extremo. REINA.

Confieso que me ha agradado, Por ser de amor, el conceto.

CONDE.

Anda agora muy valida. REINA.

Con razon.

CONDE. (Ap. Ea, amor ciego, Con una industria à la Reina Decirla mi amor pretendo.) Pues si á vuestra alteza tanto Le han agradado estos versos, Yo los había glosado A mi imposible deseo; Y si vuestra alteza gusta, Los diré.

Mucho me huelgo. Repetid primero el mote, Y diréis la glosa luego.

Así dice el mote, que, Por ser de mi amor, me acuerdo: Si acaso mis desvarios Llegaren à tus umbrales, La lastima de ser males Quite el horror de ser mios.

REINA. Ese es el mote; decid Lo que habeis glosado.

CONDE. Empiezo.

Aunque el dolor me provoca, Decir mis quejas no puedo; Decir mis que las no puedo; Que es mi osadia tan poca, Que entre el respeto y el miedo Se me mueren en la boca; Y así, no llegan tan míos Mis males à tus orejas, Perdiendo en la voz los brios; Si acaso digo mis quejas, Si acaso mis desvartos. El ser tan mal explicados Sea su mayor indicio; Que, trocando en mis cuidados El silencio y voz su oficio, Quedarán mas ponderados; Desde hoy por estas señales Sean de ti conocidos, Que sin duda son mis males, Si algunos mal repetidos Llegaren à tus umbrales. Mas jay Dios! que mis cuidados, De tu crueldad conocidos, Aunque mas acreditados, Serán menos admitidos Que, con los otros mezclados, Que, con los otros mezciados,
Porque no sabiendo á cuáles,
Mas tu ingratitud se deba,
Viéndolos todos iguales,
Fuerza es que en comun te mueva
La lástima de ser males.
En mí este efeto violento Tu hermoso desden le causa; Tuyo y mio es mi tormento: Tuyo, porque eres la causa; Mio, porque yo le siento. Sepan, Laura, tus desvios Que mis males son tan suyos, Y en mis cuerdos desvarios Esto que tienen de tuyos Quite el horror de ser mios.

#### EL CONDE DE SEX.

REINA. Buen conceto, lindo estilo Y bien ponderado efeto! ¿Laura es en fin?

No, Señora; Que aqueste nombre es supuesto.

REINA ¿Si es por mí? Cobarde amante...

CONDE No cobarde, sino cuerdo.

REINA: Pues revienta de cordura, O quiere poco.

El mas tierno Vasallo soy que el amor Tuvo entre tantos trofeos.

No puede haher grande amor Sin ser pagado; y por eso Fingió allá la antigüedad Que hasta que creciese Anteros, Que es el recíproco, nunca Crecia Cupido; luego. Si no decis vuestro amor, Nunca lo sabrá el sugeto: Sin saberlo, no os tendrá Reciproco amor, es cierto; Si ella no os lo tiene á vos, No podrà crecer el vuestro Luego no puede ser grande Vuestro amor, pues que vos mesmo Le quitais el beneficio De hacer que vaya creciendo.

REINA

CONDE. Aunque está bien discurrido, Es sofistico argumento; Que el mas verdadero amor Es el que en si mismo quieto Descansa, sin atender A mas paga, á mas intento; La correspondencia es paga, Y tener por blanco el precio Es querer por granjeria; Luego es amor imperfecto, Pues le estraga la codicia, Y sirve à cuenta del premio.

BEINA. Eso es cuanto á conformarse Con el favor ó desprecio, Segun gustare la dama: Pero no cuando el silencio Puede ser mucho cuidado Que cabe dentro de un pecho, Sin rebosar por los labi (Ap. Si; que por mi mal lo veo.)

No ocupa lugar amor, Oue es espiritu, y no cuerpo; Fuera de que, si él porfia Salirse fuera à despecho De la cordura , el temor Le hace cejar bàcia dentro.

BEINA. ¿Temor de qué?

CONDE. De decirlo; Que ser pagado no puedo.

REINA. Pues ¿qué dama quereis vos, Que no os quiera

CONDE

(Ap. ¿Si me entenderá la Reina?) REINA (Ap. ¿Si soy yo quien le desvelo?) Pues si estáis vos persuadido Que es imposible quereros, ¿Qué conveniencia es callar?

CONDE

Callo porque tengo miedo De aventurar cierta dicha, Que si la digo, la pierdo.

Dicha?

CONDE. - Sí, solo callando.

BEINA. Qué dicha, si estais diciendo Sabeis que no admitiria Vuestro amor?

CONDE. Por eso mesmo. REINA ..

Porque no os quisieran? CONDE.

SI.

REINA.

En qué lo fundais ?

CONDE.

En esto: Dentro está del silencio y del respeto Mi amor; y asi, mi dicha está segura, Presumiendo tal luz (dulce locura) Que es admitido del mayor sugeto. Dejándome engañar deste conceto,

Dura mi bien, porque mi engaño dura; Necia será la lengua si aventura Un bien que está seguro en el secreto. No á los labios se asome licencioso

Mi amor, que perderá, desengañado, Gloria que puede presumir dudoso.

No averigüe su mal, viva engañado: Que esfeliz quien, no siendo venturoso, Nunca llega à saber que es desdichado:

BEINA.

Pues oid lo que os respondo

Con vuestro propio argumento: Quien callando de miedo o de respeto Con procurado olvido está sujeto.
Solo aquello es feliz que á su locura
Con procurado olvido está sujeto.
Si el se juzga infelizya en su conceto,
Y sabe que de necio el bien le dura,

¿Qué bienes declarandose aventura, O qué males se como qué males se excusa en el secreto

Diga pues su cuidado licencioso, Nada arriesga en quedar desengañado, Pues que lo está tambien cuando du-

[doso; Que, si de solo miedo está engañado, Quizá hablando será mas venturoso, callando no es menos desdichado.

CONDE.

Pues, supuesta la opinion De vuestra alteza, yo quiero Atreverme. (Ap. Ea, cuidado...)

REINA. (Ap.) Cordura, mucho le aliento.

CONDE. Por no morir el mal cuando Puedo morir del remedio... Digo pues... (Ap. Ea, osadia, Ella me alento; ¿que temo?) Que será bien que tu alteza...

Sale BLANCA, con la banda puesta.

BLANCA.

Señora, el Duque...

CONDE. (Ap.) A mal tiempo

Vino Blanca.

BLANCA. Està aguardando En la antecamara.

REINA. (Ap.)

¡Ay cielos!...

BLANCA. Para entrar ...

REINA. (Ap.) ¿Qué es lo que miro?

Licencia.

BLANCA.

Decid que espere. (Ap. ¡Que veo?) Decid que espere. (Ap. ¡Estoy loca!) Decid ... andad.

BLANCA Ya obedezco. REINA.

Vení acá, volved.

BLANCA. ¿Qué manda

Vuestra alteza

(Ap. El daño es cierto.) Decidle... (Ap. No hay que dudar.) Entretenedle un momento... (Ap. ;Ay de mi!) mientras yo salgo, Y dejadme.

BLANCA.

(Ap. ¿Qué es aquesto?) (Vase.) Yo voy.

CONDE.

Ya Blanca se fué; Quiero pues volver.

REINA. (Ap.) Ah celos!

CONDE. (Ap.) A declararme atrevido. Pues si me atrevo, me atrevo En fe de sus persuasiones.

REINA. (Ap.) Prenda mia en otro cuello!

Vive Dios; pero es verguenza Que pueda tanto un afecto En mi.

Segun lo que dijo Vuestra alteza aqui, supuesto Que cuesta cara la dicha Que se compra con el miedo, Quiero morir noblemente.

Por qué lo decis?

CONDE.

(Ap. ¿Qué espero? Si à vuestra alteza... (Ap. ¿Qué dudo?) Le declarase su afecto Algun aman...

¿A mi? ¿ Cómo? Loco, nacio, ¿Conoceisme? ¿ Quién soy yo? Decid quién soy; que sospecho Que se os huyo la memoria. Sabeis que no admite el cielo Peregrinas impresiones De humanos atrevimientos? ¿Cuándo, si al Olimpo, altivo, Subir pretendió soberbio, En la mitad del camino No quedó cansado el cierzo? Cuándo vapor contra el sol Se entregó nube en el viento, Que no quedase à sus rayos Menudos átomos hecho? Suban pues al sol y Olimpo, Ya altivos y ya groseros,

DON ANTONIO COELLO.

Soplando viento en suspiros, Tejiendo nube de afectos, A lo ardiente y a lo excelso Quedará el viento cansado, Quedará el vapor deshecho.

CONDE ¡Señora!... (Ap. ¡Perdido estoy! Atrevido pensamiento , Que neciamente fiaste Poca cera á mucho incendio. La Reina, que habló sin duda Sin intencion...)

Idos luego, No estéis en palacio mas. CONDE.

Va obedezco. (Ap. ¿Estáis contento, Loco pensamiento mio? Ea pues, escarmentemos; Buscad vuestro centro en Blanca.)

BEINA. No os vais? (Ap. Mucho valor tengo.) CONDE.

Ya me voy.

REINA No, no os movais, Y agradecedme que os dejo Cabeza en que se engendraron Tan livianos pensamientos. (Ap. ;Ay recato! Aunque esto digo. Sabe Dios lo que le quiero.) (Va

CONDE Adios, ambicion. ¡Ah Blanca! ¡Qué arrepentido que vuelvo Del tiempo que me apartaba, De ambicioso ó de soberbio, Del empeño de tus ojos, Que son el mayor imperio! (Vase.)

# Salen EL DUQUE DE ALANSON Y BLANCA.

DUQUE.

No prosigas, Blanca, mas; Ya el desengaño he entendido, Yo me doy por advertido
Del aviso que me das.
Cuando partido un cuidado
Entre ti y la Reina vi,
Y era solo amor en ti
Lo que alla razon de estado, Lo que ana razon de estado, ¿Dices que tienes amor Al Conde, y que es tan forzoso, Que le has menester esposo Si quieres tener honor, Y que de honrada y constante, No es mucho haber preferido Ro es mucho naber preferido
El que 1ú buscas marido
A el que á ti te busca amante?
Dices bien; pero recelo
Que otro tuviera por culpa
La que tú das por disculpa, Y admito yo por consuelo.
Gurar quisiste, homicida,
Y fué tan cruel el medio,
Que morirme del remedio
Pude aun mas que de la herida; Mas yo bebi tan templado, O de tibio ó de cortes, El veneno, que despues Conozco que me ha sanado. Antes, con pasion trocada, Te he de pagar generoso
El dejarme tú celoso
Con dejarte yo à ti honrada.
Si dices que en el honor
Eres del Conde acreedora,
Yo hablaré à la Reina agora,
Aunque me lo riña amor;

Yo la pediré, si viene, Que te case, Blanca bella, Y tú le dirás a ella La deuda que el Conde tiene. Esto mi fe te aconseja; Y aunque se me queja amor, No importa, que mi valor Sabrá acallarle la queja; Esto ha de ser, aunque lucho Conmigo y con mi pasion.

BLANCA. Cuando una resolucion Tan de vuestra alteza escucho Qué tengo que responder, Sino que à su aviso debo Cobrar el honor de nuevo, Que perdí como mujer? A tus plantas...

DUOUE. Blanca, espera; No me agradezcas asi El hacer por ti y por mi Lo que por mi solo hiciera.

Sale LA REINA.

BLANCA.

La Reina!

REINA. (Ap.) Cuidado mio, Búscame alguna disculpa; Ouizá no tuvo la culpa; Quizá no tuvo la culpa El Conde. ¡Qué desvarío! ¡No le vi la banda yo? No pudo ser que otra fuese, O que á su poder viniese Sin que el Conde... Pero, no; Cómo pudo...

DUQUE. (Ap. Divertida La Reina està; ¡ gran tristeza!) Un esclavo vuestra alteza Tiene en mí.

REINA. Guarden la vida De vuestra alteza los cielos.

DUOUE. Vo he venido à suplicar Una merced.

BEINA. A mandar, Diga su alteza. (Ap. Desvelos, Dejadme ya.)

Pedimos una merced Misma á tu alteza.

REINA. Pues ved. Blanca, qué es lo que mandó El-Duque, o me pedis vos.

DUQUE. Pues por mí tu alteza hará Lo que Blanca le dirá Estando á solas las dos.

(Vase.)

REINA. Oué será? Confusa estoy.-Decid pues.

BLANCA. (Ap. Ya estoy resuelta.

No à la voluntad mudable
De un hombre esté yo sujeta;
Que, aunque no sé que me olvide,
Es necedad que yo quiera
Dejar à su cortesla Lo que puede hacer la fuerza.) Gran Isabela, escuchadme; Y al escucharme tu alteza, Ponga, aun mas que la atencion , La piedad en las orejas.

Isabela os he llamado En esta ocasion, no reina; Que, cuando vengo á deciros, Por mi mal, una flaqueza Que he hecho como mujer, Porque menos os parezca, No reina, mujer os busco, Solo mujer os quisiera.

Tù flaqueza?

BLANCA Yo, Señora. REINA. (Ap.)

No sé qué el alma recela. BLANCA.

Pues requiebros y suspiros, Amores, ansias, linezas, Y lágrimas sobre todo, Son, aunque el honor no quiera, Lima sorda del secreto En la mujer mas honesta. ¡Ob, cuán á mi costa supe Desta verdad la experiencia! Porque el Conde...

BEINA. ¿ El Conde? BLANCA.

El mismo.

BEINA. (Ap.)

¿Qué escucho?

BLANCA.

Con sus ternezas De amor ...

REINA. ¿El conde de Sex? BLANCA.

Si, Señora.

REINA.

(Ap. Yo estoy muerta.) Pasa adelante.

BLANCA.

¡Ay de mí! Que, como juzgo á tu alteza Tan léjos destos cuidados... REINA. (Ap.)

Pluguiera á Dios lo estuviera. BLANCA.

No me atrevo à referirle Desnudamente mis penas. REINA.

Pues ¿qué importa? Dilas ya; Mujer soy tambien, no temas (Ciega estoy). Dirás que el Conde, Claro está, amó tu belleza; Que hubo recados, no es nuevo; Papeles, ya es cosa vieja; Que le hablaste, no me espanto; Que te encareció sus penas; Si haria, yo te lo creo; Que hiciste tû resistencia, Que eres noble, claro está; Que dió lágrimas y quejas; Es hombre en fin, bien sabria; Y que tú, un poco mas tierna,
Eres mujer, no es milagro,
Admitiste sus finezas,
Te pagaste de su llanto,
Y que despues, loca y ciega,
Que incendio crece en un punto,
Amor que empezó en pavesa...
Eres mónstruo, eres prodigio
De voluntad, de firmeza,
De suspiros, de cuidados;
Y él, con reciprocas penas,
Te adora, sirve y estima,
Girasol de tu belleza.
LES esto lo que pasó? Y que tú, un poco mas tierna, ¿Es esto lo que pasó? ¿Mas que fue desta manera?

Asi fué todo.

REINA. (Ap.) ¡Ay de mi! BLANCA.

Pero pasa á mas mi pena, Pero es mayor mi desdicha.

REINA. Qué dices, mujer? Pues ea, Dilo todo.

BLANCA. Porque estando En aquella quinta mesma En que estuviste estos dias, Como de mi padre era Tan gran enemigo el Conde, Antes que yo á vuestra alteza Entrase á servir, Señora, No se atrevió mi firmeza A que en público á mi padre Me pidiese; y yo, resuelta; Que á veces duerme el recato Si está la aficion despierta, Le llamé una noche escura...

REINA.

Y ¿ vino á verte?

BLANCA. Pluguiera A Dios que no fuera tanta Mi desdicha y su fineza! Vino mas galan que nunca; Y yo, que dos veces ciega Por mirarle estaba entonces, Del amor y las tinieblas...

Pasa adelante.

BLANCA.

No puedo; Que embarga aqui la vergüenza La voz.

REINA.

REINA.

Di pues, mujer; Dilo, acaba. (Ap. Porque beba De una vez todo el veneno.) BLANCA.

En fin, yo, rendida y necia, Muy sin huir el recato, Muy oyendo sus promesas, En la ocasion, que es lo mas, Que hay pocas veces que pueda Estarse firme el décoro Cuando en la ocasion tropieza; Dándome palabra y mano De esposo...

REINA

Mujer, espera; Véte poco à poco ; yo No quiero morir depriesa.

BLANCA Me sucedió lo que á todas, Si en tal lance se pusieran.

REINA. (Ap. Ya bebi todo el veneno.) ¿Qué dices, mujer?

BLANCA.

Tu alteza Lo colija alla consigo; Que de ocasion como aquesta Sacó qué llorar mi honor, Y no qué decir mi lengua.

REINA. (Ap.) Adios, esperanza mía; Adios, que ya el viento os lleva. BLANCA.

Lo que á vuestra alteza pido, Es que, pues sabe la deuda Que me tiene el Conde, haga Que me cumpla la promesa.

REINA. (Ap.) Estamos buenos, amor!

Oh, quién fingir se pudiera Alguna duda!

BLANCA Esto es justo; Y pues por deuda tan cierta. En fin, el Conde es mi esposo...

REINA. Cómo vuestro esposo? (Ap. Estoy Ciega.)

Como esposo mio.

REINA. ¿Qué escucho? Liviana, necia,

BLANCA.

¡Señora!

Facil...

BEINA. Que à un hombre, Olvidada de vos mesma A un hombre, á un traidor, á un falso...

BLANCA. (Ap.) ¿Qué confusiones son estas?

REINA.

Necia, vuestro bonor rendistes. ¿Cómo os atreveis, resuelta, A decir que amais al Conde?

BLANCA

Pues ¿cómo así vuestra alteza... Por qué al Conde ...

REINA.

(Ap. Loca estoy;

El afecto me despeña.) Este es celo, Blanca.

¿Celo? (Ap. Añadiéndole una letra.)

REINA.

¿ Qué decis?

BLANCA. Señora, que, Si acaso posible fuera, A no ser vos la que dice Esas palabras, dijera Que de celos...

No son celos ; es ofensa Que me estáis haciendo vos. Supongamos que yo quiera Al Conde en esta ocasion; Pues si yo al Conde quisiera, Y alguna atrevida loca , Presumida, descompuesta, Le quisiera, ¿qué es querer? Le mirara, que le viera, ¿Qué es verle? No sé qué diga, No hay cosa que menos sea; Con las manos, con los dientes, Con la vista, con las quejas, Con la intencion, con el ceño O con las nalabras mesmas, No la quitara la vida, a sangre no le bebiera, Los ojos no la sacara,
Y el corazon, hecho piezas,
No la abrasara ? (Ap. Mas ¿cómo
Hable yo tan descompuesta ?
Los celos, aunque fingidos, Me arrebataron la lengua Y despertaron mi enojo Jesus! ¿yo tan sin modestia? Que necedad! Que locura!) Pero vos estad atenta. Estaréis desto advertida, Para cuando se os ofrezca, Aunque os importe el honor

(Que vuestro honor nada pesa);
Estando yo de por medio,
Que no habeis de hacerme ofensa
De mirar à quien yo mire,
De querer à quien yo quiera.
Mirad que no me deis celos;
Que si, fingido, se altera
Tanto mi enojo, ved vos,
Si fueran verdad, qué hicieran.
Pues en ello os va la vida,
Aunque vuestro amor se pierda,
Escarmentad en las burlas. Escarmentad en las burlas, No me deis celos de veras. (Vase.)

¡Quedamos buenos, honor!
Honra, decid, ¿quedais buena?
¿Qué ocasion busca la vida,
Si no acaba en esta afrenta?
Mi sangresofendida clama
Contra el rigor de la Reina; Burlado mi amor del Conde, De su ingratitud se queja; Los celos, siempre mas vivos, Con mi muerte se alimentan; Mi llauto celebra el daño Mi llanto celebra el daño Como alivio ó como queja; Suspiros mi pecho abrasan O por indicio ó por pena; Y entre celos, ansia, llanto, Rigor, suspiros y ofensas, Todo el honor lo padece, Y nada el llanto remedia; Pues, si no es remedio el llanto, Sino solo estratagema, Apelemos, honor mio, A la venganza; ¿qué esperás? La Reina ofendió mi sangre, La Reina, tirana y fiera, Hermano y padre me quita, Y sin estados me deja; La Reina manchó el cuchillo De María en la inocencia , La Reina me quita al Conde, Y me amenaza soberbia The amenaxa sonerbia
Con equivocas palabras
Que no le mire ni quiera;
La Reina al Conde le obliga,
Ya amorosa ó ya severa,
A que él me niegue, perjuro,
Mi honor; pues la Reina muera.
Ea pues, celos valientes,
No Rois à moro alans. No fieis à mano ajena, No neis a mano ajena, Como hasta aqui , la venganza. Yo misma, yo, pues me alienta El honor y la ocasion, He de dar muerte á esta fiera. Agora entrará á acostarse, pues que sola se queda En su cuadra, y yo la asisto, Loca atrevida y resuelta (Que quien está sin honor, Desesperada, ¿qué arriesga?), He de hacerla mil pedazos, Bien como irritada fiera, Que, echando menos los hijos, Sacude al cielo la arena Sacude al cielo la arena
Y atruena el monte à bramidos,
Hasta que al ladron encuentra;
Hijo es del alma el honor,
Tigre soy y me la llevan,
Y à cobrarle voy furiosa,
Sin que mi peligro tema;
Que al que aborrece la vida
El peligro le festeja.—
Mi enojo va contra ti,
Guàrdate de mi, Isabela;
Que soy tigre irritada, y voy resuelfa
Hasta cobrar el hijo que me llevas. Salen EL SENESCAL, LA REINA V UNA DAMA, con una luz.

Poned aquesas consultas, Senescal, sobre un bufete; Que, aunque ya es tarde, es forzoso Verlas antes que me acueste.

BLANCA.

Mi enemiga viene aqui, Sola es fuerza que se quede; Voy à trazar mi venganza, Pues tal ocasion se ofrece.

(Vase.)

Guarden los cielos la vida De tu alteza, como pueden, Para bien de Ingalaterra, Pues tan vigilante atiende A su reino y sus vasallos.

REINA.

Esto es fuerza mientras fuere Reina ; id con Dios, Senescal.

SENESCAL.

Prodigio es la Reina siempre (Vase.) De prudencia y de valor.

BEINA. (Sientase en una silla, haya un bufete delante della con papeles.)

bufele delante della con papele Qué dificultosamente
El querer bien y el reinar
En un sugeto se avienen!
Déjame un rato, cuidado;
Por cuidado mas decente
Aquestos papeles miro.
Aquí dice: «El conde Félix...»
Conde hubo de ser por fuerza
Con el primero que encuentre;
Conde en fin. ¡Válgame Dios!
¿Si querra mucho? Si quiere
El Conde à Blanca? ¿Quién duda
(¡Ah traidor!) que la tuviese (¡Ah traidor!) que la tuviese En sus brazos? Oh cuidado, No me allijas neciamente. ¡Válgame Dios! ¡ Qué desvelos! Haga treguas, mientras viene La muerte à trazar mis males El hermano de la muerte. (Duérmese.)

#### Sale BLANCA, con la pistola.

BLANCA.

Guiadme, pasos cobardes; Que, si el temor os detiene, Plumas os da mi venganza; Sola está la Reina, y duerme Quizá su postrero sueño; Buena ocasion se me ofrece!

#### Sale EL CONDE.

CONDE.

Fui á ver à Blanca à su cuarto, Y no está en él; y así, viene, Dudoso mi amor, á ver Si por ventura está en este De la Reina. Aquí está Blanca.

BLANCA.

Ea, venganza, ¿qué temes? Esta pistola del Conde, Que hallé en mi cuarto, à su muerte Serà instrumento.

¿ Qué miro? BEINA. (Entre sueños.)

Blanca me mata.

BLANCA. ¿Qué temes,

Corazon?

REINA. De celos, Conde, Me mata Blanca.

BLANCA.

Bien puedes

Decirlo, porque te mato De celos con esta...

(Echa la pistola contra la Reina, y lle-ga el Conde y le ase de la pistola, y Blanca se turba.)

CONDE.

¡Ah aleve!

¿Qué intentas?

BLANCA. Déjame, Conde ... CONDE.

Eso no.

BLANCA.

Darfe la muerte. CONDE.

Suelta, Blanca.

BLANCA.

:Ah infame! suelta. CONDE.

Pues ¿ tú matas...

BLANCA. Tu defiendes ...

¿Tú á la Reina? BLANCA

Ah traidor!

CONDE. Traidora eres.

Forcejando los dos, se dispara la pistola, despierta la Reina, dentro EL SENESCAL, y salen Todos.

REINA.

¿ Qué miro?

SENESCAL. Acudamos todos.

¿Qué arcabuz, qué ruido es este En el cuarto de la Reina? Qué es aquesto?

CONDE. (Ap.) ¡Lance fuerte!

¿Qué es esto, Conde?

CONDE. (Ap.)

¿Qué haré?

Blanca, ¿qué es esto?

- REINA. BLANCA. (Ap.)

Mi muerte

Llegó.

CONDE. (Ap.) Hay mayor confusion?

SENESCAL. ¿Traidor el Conde?

CONDE. (Ap.)

¿Quién puede Salir de aprieto tan grande? Porque si callo, se infiere De mi el delito, y si digo La verdad, infamemente Echo la culpa á mi dama, A Blanca, á Blanca, á quien tiene Por centro el alma; ¿qué haré? ¿Hubo confusion mas fuerte?

Conde, ¿vos traidor? — ¿Vos, Blanca? El juicio está indiferente; ¿ Cuál me libra? Cuál me mata? Conde, Blanca, respondedme. ¿Tú á la Reina? Tú á la Reina?» , aunque confusamente. «¡Ah traidora!» dijo el Conde.

Blanca dijo: «Traidor eres.» Estas razones de entrambos A entrambas cosas convienen: Uno de los dos me libra, Otro de los dos me ofende. Conde, ¿cuál me daba vida? Conde, ¿cual me daba muerte? Blanca, ¿cual me daba muerte? Decidme; mas no digais, Que neutral, mi valor quiere, Por no saber el traidor, No saber el inocente. Mejor es quedar confusa, En duda mi juicio quede; Porque cuando mire al uno, Y de la traicion me acuerde, Al pensar que es el traidor, Que es el leal tambien piense. (Ap. Yo le agradeciera à Blanca Que ella la traidora fuese, Solo à trucco de que el Conde Fuera el que estaba inocente.)

SENESCAL.

Señora, aunque vuestra alteza Averiguarlo no quiere A mi, por gran senescal, Delito tan insolente Me toca saber de oficio, Y mas cuando es tan urgente El indicio contra el Conde, Pues él en las manos tiene La pistola.

REINA.

Decis bien; Averiguarlo conviene. Decid ...

CONDE.

; Señora!

REINA

Decid La verdad, saberla teme Mi amor ; ¿ fué Blanca...

BLANGA.

; Ay de mi!

REINA.

La que intentaba mi muerte? CONDE.

No. Señora; no Iné Blanca. REINA.

Luego ¿sois vos?

CONDE.

(Ap. ¡Lance fuerte!)

No lo sé.

REINA.

¿ No lo sabeis? Pues ¿cómo está aquese aleve Instrumento en vuestra mano?

CONDE

(Ap. Cielos, ¿ qué he de responderle Como yo soy desdichado...

REINA.

No, sino yo.

CONDE. (Ap.) ¿Qué me quieres.

Fortuna?

Prended al Conde.

SENESCAL. Donde mandais que le lleve?

BEINA.

A la torre de palacio. CONDE. (Ap.)

Fortuna, ya te estremeces.

BEINA.

Presa esté Blanca en su cuarto Hasta que otra cosa ordene, Y esto mejor se averigüe.

EL CONDE DE SEX.

BLANCA. (Ap.) Muda estoy, no sé qué intente. REINA.

Lievaldos pues,

CONDE. (Ap.) Muerto vov. BEINA. (Ap.)

Ah Conde, mucho me ofendes! BLANCA. (Ap.) ;Ah Conde, mucho me obligas!

CONDE. (Ap.) Ah Blanca, mucho me debes! Ruego al cielo que el amarte La cabeza no me cueste.

# JORNADA TERCERA.

#### Sale LA REINA ISABELA.

REINA

Preso está el Conde alevoso Por indicios de traidor, Y tambien le acusa amor Por ingrato y engañoso; De su ingratitud quejoso De su ingratitud quejoso
Está amor, de su traicion
La justicia y la razon,
Y ambos, luchando entre si,
Me sacan fuera de mi,
Y estoy sola en mi pasion.
Ea, ya es tiempo, cuidado;
A estar contigo he salido,
Disculpas me has prometido,
A ver si alguna has hallado.
El Conde aleve ha intentado El Conde aleve ha intentado
Darme muerte; ¿cómo pudo?
Supongamos que lo dudo.
El Conde con Blanca ;ay triste!
Me ofende; ¿qué respondiste
A este cargo? Que estoy mudo.
¿Mudo estás? ¿Si lo estuviera
El fiscal, que es el rigor?
Ingenioso eres, amor;
Ruscame aleuna guimera. Buscame alguna quimera. Oh si no saber pudiera Aquello mismo que sé! Discurra amor, pues no ve. Ea pues, ciegos extremos, Lo que pudo ser pensemos, Lo que pudo ser pensemos, Mo pensemos lo que fué. ¿No pudo ser que no fuera El Conde quien me mataba, Sino Blanca, que alli estaba, Pues yo, celosa y severa, La di ocasion de que hiciera Tan cruel venganza ? Si, Bien digo: porque yo qi Bien digo; porque yo oi Razones, que à la disculpa Ignalmente y à la culpa Las puedo aplicar aqui. Si el uno me defendia Cuando el otro me mataba, El Conde es quien me libraba, Blanca fué quien me ofendia. Bien te engaño, pena mia; Esto es cuanto á los recelos De la traicion; mas ; ay cielos! Dos males el alma llora; Busquemos disculpa agora A la ofensa de los celo No pudo ser que mintiera Blanca en lo que me contó De gozarla el Conde? No; Que Blanca no lo finglera. Pues cuando esto verdad fuera, ¿ No pudo haberla gozado

Sin estar enamorado? Y cuando tierno y rendido Entonces la baya querido, ¿No puede haberla olvidado? ¿No le vieron mis antojos, ANO 1e vieron mis antojos, Eotre encogimientos sábios, Muy callado con los labios, Muy bachiller en los ojos, Cuando al decir sus enojos Yo su despecho reñi? Luego ¿ a mi me quiere? Si, Esto es verdad; y si no, Amor, no lo sepa yo, O sépalo yo sin mi. ¡Oh discurso escrupuloso, Que con réplicas precisas De un nuevo indicio me avisas! No vi yo al Conde engañoso El instrumento alevoso En su mano? Cosa es clara. No pudo ser que llegara El á estorbar su traicion, Y Blanca con turbacion En su mano le dejara? Pues él ¿cómo, cuando muere Su inocencia, no disculpa, Por no echar à si la culpa, A Blanca? Claro se infiere; Luego el Conde à Blanca quiere, Pues la libra con su honor. Cómo, si de su rigor Blanca misma se quejaba?
Luego ¿ el Conde me mataba,
Si á Blanca no tiene amor?
¡Oh mal baya la agudeza,
Con que á mi pesar me aviso!
Siempre mi daño es preciso;
Si uno acaba, el otro empieza;
Si busco en es amon famos Si busco en su amor firmeza, Hallo en su lealtad recelos, Y si quieren mis desvelos Diferenciar de pasion, Convalezco á la traicion Para enfermar de los celos. Oh, si el Conde traidor fuera, Para que à Blanca no amara! Oh, si el Conde la adorara, Para que no me ofendiera Oh, quién sin amor le viera, Por no verle sin honor! Quién hallara en él amor, Aunque hallara algun vil trato! Oh, quien le tuviera ingrato, Por no teuerle traidor!

#### Salen EL DUQUE DE ALANSON Y EL SENESCAL.

De la fama que el suceso Divulgó confusamente Por todo el palacio, supe Vuestro riesgo, y cuando viene Mi amor con susto à informarse. Onieren los cielos que encuentre Al Senescal, que me ha dicho Que estais sin peligro; aumente La vida de vuestra alteza El cielo, y la libre siempre De traiciones.

SENESCAL. Porque vea

Vuestra alteza si haber puede Duda en la traicion del Conde, La misma pistola tien Escrito el nombre del Conde; Que es lisonja que hacer suelen Los artifices al dueño. Leerlo tu alteza puede.

(Lee.) «Soy para el conde de Sex.»

SENESCAL.

Este indicio es evidente De que es el Conde traidor.

Sacan DOS CRIADOS & COSME asido.

CRIADO 1.º

Entre, acabe,

COSME. ¿Qué me quieren? CRIADO 2.0

No se resista ; ¿qué intenta?

COSME.

Ya no dejo que me lleven Como un cordero, si agora Achacarme pretendiesen Resistencia.

CRIADO 1.º Avisa tù

Al gran Senescal que aqueste Es cómplice con el Conde.

¿Qué es esto, Fabio? Qué quieres? CRIADO 1.º

Señor, en casa del Conde Hallamos de aquesta suerte Aqueste criado suyo, Que sin duda parte tiene En la traicion de su amo, Pues sabiendo que le prenden, Se ausentaba.

¿ Cómo entrais Acá dentro? Haced que espere ; Que está aquí su majestad.

REINA.

No importa; decidle que entre. (Ap. ¡Oh, si disculpase al Conde!)

CRIADO 1.º

Llegad pues.

COSME.

El gran Senescal?

GRIADO 1.º

Por qué? COSME.

Déjame que se los bese, Por captarle la piedad,

Complice sin duda eres: Porque ¿como te ausentabas, Si parte en esto no tienes, En sabiendo que prendieron A tu amo?

COSME.

Nadie puede Decir que yo lo sabia; Que basta que aquestos crueles Me agarraron esta noche, Ignorante estuve siempre Del suceso; que esta tarde, Dejandole en el retrete. Me fui, y no le he visto mas.

SENESCAL.

Pues ¿dónde ibas desta suerte? COSME.

Acabara ya; si es eso. Lo que saber se pretende, Direlo con mucho gusto, Que à mi nadie ha de vencerme En cortesia. Yo iba A Escocia, como un cohete, Con esta carta del Conde A otro conde, su pariente.

SENESCAL.

¿Qué es de la carta?

COSME. Esta es. SENESCAL.

Muestra.

COSME.

Muestro; ¿qué mas quieren? Miren si soy porfiado.

Temblando estoy; joh, si fuese En su favor!

SENESCAL.

A Roberto ...

Es la carta.

REINA

Abrirla puedes. SENESCAL.

Así dice : (Lee.) «Conde amigo, »Informado estoy que tienes »Grandes quejas de la Reina, »Y que intentas justamente Matarla; yo lo deseo ...

Vålgame el cielo! Mostrad; Su letra y su firma tiene. No hay que dudar, muerta soy.

SENESCAL. (Lee.) » Para que mas fácilmente

» Nuestro intento se disponga, »Venirte en secreto puedes, »Con todos los conjurados, »A Lóndres; que desta suerte, »Con el pueblo que me sigue, »Será fácil darla muerte...

COSME.

¿Hay tan gran bellaqueria?

SENESCAL.

(Lee.) »Y responde brevemente »Con ese criado mio, »Que es hombre muy confidente.»

COSME.

Qué escucho? Señores mios, Dos mil demonios me lleven Si yo confidente soy, Si lo he sido ó si lo fuere, Ni tengo intencion de serlo.

SENESCAL.

Preso le llevad.

COSME Esperen: ¡No es grandisima injusticia , Señor, que preso me lleven Por confidente, sin serlo? CRIADO 2.º

Venga ya.

COSME.

Vuesas mercedes Aguarden; ¿ hay tal desdicha? ¡ Por confidente! Aun si fuese Por otro cualquier delito, Llevara bien el prenderme; Mas ¿ por confidente á mí? ¿ Hay mas desdichada suerte?

CRIADO 1.º

Acabe ya.

COSME.

¿Tengo yo Cara de ser confidente? Yo no sé qué ha visto en mí Mi amo para tenerme En esta opinion, y á fe, Que me holgara de que fuese Cosa de mas importancia Un secretillo muy leve Que sé suyo, por decirlo; Que es que el Corde à Blanca quiere, Que estan casados los dos En secreto; y con ser este

Un cuento de dos de queso, Que no hay para untar los dientes, Con algun chisme cartujo Siempre que se me ofreciere Lo he de decir, juro à Dios, Por ver si soy confidente.

REINA.

¿Casados el Conde y Blanca? COSME.

Recasados.

REINA. Trance fuerte! (Ap. Malas nuevas te dé Dios.) Y se quieren?

> Se requieren. REINA.

Idos de aqui.

SENESCAL. Despejad. DUOUE.

Pues ¿cómo tanto lo siente? Sifuera mujer la Reina, Segun lo que al Conde quiere, Recelara... Mas no es justo.

Oh, qué diferente tienen La cara que no el vasallo, Si se mesuran, los reyes! (Vanse Cosme y los criados.)

COSME.

SENESCAL

Si vuestra alteza dudaba La traicion del Conde aleve, Ya la habrá visto bien clara.

DUOUE. Pues ya que ocasion se ofrece, No será ser yo fiscal Si una verdad os dijese, Y mas cuando vuestra vida Padeció el riesgo presente Por no haberos yo avisado; Yo sé indubitablemente Tambien que el Conde es traidor; Porque él, con otros aleves, Que por cartas conspiraba, Pretendia dar la muerte A tu alteza; yo lo supe, Quisele matar, templéme Y por ser tan gran soldado, Pensando que aquesto fuese Algun leve enojo, entonces Yo con palabras corteses to con palabras corteses
Le procuro disuadir,
Y el secreto le promete
Mi voz, pensando que ya
De su traicion se arrepiente; Pero, supuesto que el Conde Peró, supuesto que el condi Porfia, sin que se enmiende En su traicion, y su alteza Por tal delito le prende, Quise darle esta noticia, Porque si acaso sintiese Verse amenazar sin causa Desta traicion, la consuele Que tiene cabeza el Conde, Y hay verdugo que la vengue. SENESCAL

Y cuando tan gran traicion Disimular pretendiese Vuestra alteza, el reino entonces Castigará á quien la ofende. (Vanse todos, menos la Reina.)

REINA. Ea, amor, ya el daño es cierto; Morid ya, cuidado loco, Pues que no os dejan siquiera El consuelo de dudoso. Ya no hay duda que os consuele, Ya el discurso escrupuloso

La experiencia de mi daño Me hizo beber por los ojos ; Ya no hay mentira que linjas, Ya no hay engaño ni abono Que mientas, ya no hay siquiera Un quizà ; que cierto es todo. El Conde traidor dos veces Me ofende, siendo uno solo, Como à mujer en el gusto, Como à Reina en el decoro. El Conde quiere matarme, El Conde, de Blanca esposo, Ofende mi amor; el Conde En amor me causa oprobios, En traicion me busca muertes, En cuidados me da enojos, En deslealtades peligros, Y en celos me causa asombros; Mas ; oh sentimiento! espera, No confundas presuroso Dos males que son distintos; Vámonos mas poco á poco. Cada cual te busca entero, Siente el uno, y luego el otro; Que si de una vez los sientes, Quizá dirán, sospechosos, Que es ardid de la flaqueza, Y no prisa del enojo. El Conde, adorando à Blanca, Habiendo entrado engañoso Tan dentro de mi , ; se burla De la fe con que le adoro ? ; Adoro dije ? Si dije ; No pienses que me equivoco. Honor, duérmase el recato, Esta vez abóguese sordo ; Que confunde el sentimiento La atencion con el abogo. El Conde, mi dulce dueño, Que ya en mi pecho amoroso Idolo fué, à quien el alma Consagró en culto devoto Verdad en tiernas finezas, Vérdad en tiernas fliezas.
Víctima en duros enojos.
Agua en lágrimas distintas,
Y fuego en suspiros roncos,
¿Con otra mujer me ofende?
Con otra mujer? Pues ¿cómo?
¿Es Blanca mejor que yo?
¿Tiene valor mas heroico? Tiene mas amables partes? Y lo que encarezco solo, ¿Quiérete mas, Conde? ¿ Debes A su fe extremos mas locos, Mas verdad á sus finezas, Mas verdad a sus thezas,
A su favor mas soborno,
Mas suspiros á su pecho,
Mas lágrimas a sus ojos?
¿Quiérete mas? Mas ¿ qu'es esto?
¿Yo ternuras? Yo sollozos?
Yo, á pesar de mí grandeza, Con infame llanto mojo La púrpura real, que viste La majestad por adorno? Yo, en rayos que arroja el pecho Por indicio ó desabogo, Hago el decoro cenizas Y el valor deshago en polvos? Enjugue pues mi venganza, O bébase lo que lloro; Cierre la razon valiente La boca, por donde arrojo Suspiros que me disfaman, Porque, cegando los propios, O me ahoguen ó se vuelvan A la esfera en que los formo. ¿ Cuidado un traidor me debe, Suspiros un alevoso, Memorias un desleal, Y un fementido sollozos? Por un hombre que, infiel. Estando à las voces sordo

Con que en el rey mudamente Habla lo majestuoso, Pretendió darme la muerte, Pretendio darme la muerte, Siento, gimo, peno, lloro, Padezco, suspiro y muero? ¡Oh, qué afecto tan impropio! ¡Muera el Conde! Muera el Conde! Bien repito; que es forzoso Que muera el Conde dos veces, Pues dos delitos le noto. Dupliquese pues su vida; Muera una vez por asombro De traiciou, por mal vasallo, Y muera tambien el propio Otra vez por mal amante, Y entrambas por alevoso. Contra el Conde, infiel vasallo, Hoy, como reina, me opongo; Contra el Conde, falso amante, Como mujer, me apasiono. Como mujer, me apasiono.
Busque pues, mujer, venganza;
Reina, legales oprobios;
Justificada, castigos;
Mal correspondida, modos;
Escarmientos, justiciera;
Y en fin, ofendida, asombros,
Para que, muriendo el Conde
Por ingrato y aleyso. Por ingrato y alevoso, Por castigo y por venganza Le dén un delito y otro, El castigo la justicia, Como la venganza el odio. (Vase.)

Salen EL CONDE DE SEX, EL AL-CAIDE, COSME, y luego, EL SE-NESCAL.

ALCAIDE: Aquí está el gran Senescal. CONDE.

Oh Senor!

SENESCAL.

Conde, yo vengo Por el gusto de la Reina. Por lo que á mi oficio debo, Solo á ver si vuecelencia, Aunque todo el Parlamento Le ha dado ya por culpado, Por los indicios de nuevo Quiere dar algun descargo.

CONDE.

Solo el descargo que tengo Es el estar inocente.

Aunque yo quiera creerlo, No me dejan los indicios: Y advertid que ya no es tiempo De dilacion, que mañana Habeis de morir.

Yo muero

Inocente.

SENESCAL. Pues decid: ¿No escribistes à Roberto Esta carta? Aquesta firma ¿ No es la vuestra?

CONDE. No lo niego.

SENESCAL. El gran duque de Alanson

No os oyo, en el aposento De Blanca, trazar la muerte De la Reina?

> CONDE. Aqueso es cierto. SENESCAL.

Cuando despertó la Reina, No os hallo, Conde, a vos mesmo Con la pistola?

DD. C. DE L.-n.

CONDE. Es verdad.

SENESCAL. Y la pistola, pues vemos Vuestro nombre alli grabado,

¿No es vuestra?

Yo os lo concedo. SENESCAL.

Luego ¿vos estáis culpado? CONDE.

Eso solamente niego.

SENESCAL Pues ¿cómo escribiste, Conde, La carta al traidor Roberto? CONDE.

No lo sé.

Pues ¿ cómo el Duque, Que escuchó vuestros intentos, Os convence en la traicion?

Porque así lo quiso el cielo. SENESCAL.

¿Cómo, hallado en vuestra mano, Os culpa el vil instrumento?

CONDE

Porque tengo poca dicha. (Ap. O por decir lo mas cierto, Porque tengo mucho amor, Y á Blanca culpar no quiero.)

SENESCAL. Pues, sabed que si es desdicha, Y no culpa, en tanto aprieto Os pone vuestra fortuna, Conde amigo, que, supuesto Que no dais otro descargo En fe de indicios tan ciertos, Mañana vuestra cabeza

Ha de pagar... COSME. Malo es esto.

SENESCAL. Culpas de vuestra desdicha.

CONDE. ¿No hay remedio?

SENESCAL, No hay remedio.

CONDE. Pues, ya que es fuerza el morir... (Ap. ¡Ay mi Blanca, como temo Que tu traicion en mi muerte No ha de escarmentar! Yo quiero Hablarla, por persuadirla Que desista de su intento.) Pues, ya que muero sin duda, Y no hay piedad ni remedio, Hacedme un bien.

SENESCAL.

¿Qué mandais? CONDE.

Antes que muera (esto os ruego) Dejadme hablar á mi esposa, A mi Blanca; porque tengo Un negocio que encargarle.

SENESCAL.

Yo soy juez, Conde; no puedo. Mañana habeis de morir, Y ha de ser con tal secreto, Que nadie en todo el palacio Lo sabe ni ha de saberlo; Porque, como se presume Que entre nobles y plebeyos Teneis muchos conjurados, Porque no se altere el pueblo, El secreto se procura;

Y asi, Conde, esto supuesto, No es bien que lo sepa Blanca, Si se procura el secreto.

COSME.

Sabe vusted siá mi me ahorcan?

No; que el Conde, vuestro dueño, En todo os ha disculpado.

COSME.

Déjeme darle dos besos. Albricias, señor gaznate; Que, en albricias de que os veo Libre de tan fuerte trago, Deshollinaros pretendo Con otro trago tambien , Pero ha de ser de Alahejos.

SENESCAL.

Vos, Alcaide, con las guardas Todas, cerrando primero La torre, os venid conmigo, Porque os dé la Reina luego Orden para ejecutar Esta muerte.

ALCAIDE. Yo obedezco. SENESCAL.

Así lo mando la Reina.— Y vos, Conde, disponéos A morir como quien sois; Que aqui la sentencia llevo À que la Reina la firme, Aunque mas sienta el perderos.

(Vase el Alcaide.)

Ea, valor, no me dejes; Hoy te he menester, esfuerzo; No eche à perder el temor, Cuando animoso y resuelto, Noble, amante y valeroso, Por librar à Blanca muero, La bazaña mayor que nunca Entre romanos y griegos Con letras de bronce escribe La corónica del tiempo. Viva Blanca, aunque yo muera, ¿Fuera bueno, fuera bueno, Por conservar, temeroso, La vida que ya aborrezco, Echar la culpa á mi dama? ¿Qué dijeran de tal becho Los que à vista de mi vida Estàn à mi fama atentos, Sino que el conde de Sex, Con tan vil infame medio, Como todos los demás. A la muerte tuvo miedo? Si por mi temo el morir, Por mi el vivir tambien temo; Piérdame yo à mi por mi . Mas valgo yo que yo mesmo.-Traeme una luz.

> Voy por ella. (Vase.) CONDE.

Ya que à Blanca hablar no puedo, Para disuadirla, amante, De su traicion, cuando pierdo La vida porque ella viva, Sirva un papel de tercero Para la fineza (¡ay Dios!) (Saca la luz Cosme, y ponela en un bufete.)

Ultima que hacer espero Por quien quise mas que à mi; Bien dije, mas bien lo muestro; Solo en mi de cuantos aman No ha sido encarecimiento,

Pues es verdad cierta en mi

DON ANTONIO COELLO.

Lo que en los otros requiebro.-Tú, amigo, aqueste papel...

COSME. Muriéndome estoy de sueño. CONDE.

Darás en su mano à Blanca; A Blanca, mi dulce dueño, En habiendo muerto yo.

COSME

Asi lo haré. Yo me entro A dormir mientras escribe; Porque estoy hecho dos cueros, Si otros están hechos uno, Con el vino y con el sueño. (Vase.)

Sale LA REINA, con una tuz y de la suerte que salió al principio de la comedia, con máscara y enaguas.

REINA.

Sola està la torre y mudo Sola esta la torre y induo
El palacio; que por eso,
Por órden del Senescal,
Al Alcalde y guarda tengo
En la antecámara (¡ay triste!),
Esperando el òrden fiero
Para la muerte del Conde, A quien yo misma sentencio. El Conde me dio la vida; Y asi, obligada me veo. El Conde me daba muerte; asi, ofendida me quejo. Pues ya que con la sentencia Esta parte be satisfecho, Pues cumpli con la justicia, Con el amor cumplir quiero.

CONDE

Asi está bien ; esté aviso Me debe Blanca.

REINA.

Escribiendo Està el Conde; serà à Blanca. Pues ¿qué importa? Ya no es tiempo Destas cosas. Triste estado Es cuando, estando en un pecho Tan vivo el amor, no tiene Para los celos aliento. Ay honor, mucho me debes! Depongamos lo severo, Algo me deba el amor, Y tenga tambien mi afecto En mi de mi alguna parte; Liévame, piedad; yo llego.-¡Conde!

CONDE.

¿Qué miro?

No es sombra, Verdad es la que estáis viendo. Imaginad que es posible, Porque tiempo no gastemos Inútilmente en la duda, Y haciéndoos fuerza el creerlo; Escuchad el fin que traigo, Sin averiguar los medios: Yo soy (si no os acordais, Por las señas os lo acuerdo) Una mujer que librastes De la muerte.

CONDE. (Ap.) ¿ Qué misterio Tendrá la Reina en tal traje ?

En fin, Conde, yo, queriendo Pagaros con vuestra vida La misma vida que os debo (Bien digo, la misma, ;ay triste!); Sabiendo agora, sabiendo Que la Reina, justiciera,

Os da muerte, y sin remedio Habeis de morir mañana, Habiendo tenido medio De tomar aquesta llave De la torre, que instrumento Ha de ser de vuestra vida, Y lo fué de entrar à veros, No me pregunteis el modo, No me pregunteis el modo,
A daros la vida vengo.
Tomad la llave, y despues
En la mitad del silencio
De la noche os escapad
Por un postigo pequeño
Que tiene la torre al parque,
Y vivid, Conde; que es cierto
Que si vos moris, sin duda
En mi vida... Pero aquesto
No es del caso. Esta re la llave;
Tomad pues, porque no gniero. Tomad pues, porque no quiero Que estos instantes usurpen Las palabras al remedio.

CONDE.

Ingeniosa mi fortuna Halló en la dicha mas nuevo Modo de hacerme infeliz, Pues cuando dichoso veo Que me libra quien me mata, Tambien desdichado advierto Tambien desdichado advierto Que me mata quien me libra; Que estoy, Señora, tan léjos De ser dichoso, que abora, En este favor que os debo, Se valió de la desdicha Esta dicha para serlo; Mas, pues sois tan de mi parte, Y el tomar aqueste empeño De librarme solo ha sido Por pagarme aquel primero Que me debe vuestra vida, Yo me doy por satisfecho Solo con que me troqueis Un favor de tanto riesgo. A otro mas fácil.

> REINA Decid.

CONDE. Para que muera contento, Antes de morir (que yo Sé bien que podeis hacerlo) Se nen que podeis nacerio;
Merezca yo ver el rostro
De la Reina. Aquesto os ruego
Por la vida que os he dado;
Que solo para este intento
No es bajeza hacer alarde
En mi generoso pecho
Del beneficio que os hice.

BEINA.

Nada con la Reina puedo; Que, aunque estoy muy cerca della, Tambien della estoy muy léjos; Pero, si ella está ofendida De vuestro alevoso intento, ¿Qué consuelo hallar procura Vuestra traicion, vuestro yerro De una reina en la justicia, De una ofendida en el ceño?

CONDE.

¿Yo ofensa?

Pues ¿ qué descargo Teneis? Hablad.

> CONDE. Solo tengo

La inocencia.

REINA. ¿Qué disculpa? CONDE.

(Ap. ¡ Ay Blanca!) La del silencio.

Pues si no hay otro, morir Es el último remedio, Y el mas cierto el desta llave.

CONDE.

Ver la Reina es el mas cierto.

BEINA.

Pues, aunque para el perdon Será ocioso aqueste medio, Yo voy, Conde, á procurarlo Con ella para el consuelo.

CONDE.

Donde vais?

A esto que os digo, Aunque de la Reina temo Que no habeis de verla el rostro.

CONDE.

Pues esperad; yo sospecho Que sois tan una las dos, Que lo mismo que deseo De consuelo viendo el suyo, Conseguiré viendo el vuestro; Conseguire viendo el vuestro;
Y así, yo quiero excusaros
Que os aventureis en esto.
Pidiendo aquesto que os digo
Cuando vos podeis hacerlo.
Yo os ruego que os descubrais;
Que, si ver la Reina quiero,
Viéndoos à vos, que sois una.
Pienso que será lo mesmo.
(Ap. Sepa que la he conocido;
Quizá hará lo que le ruego.)

(Ap. Pues me conoce tan claro, Forzoso es mudar de intento; Quizá en viéndome dará Quizá en viêndome dará
Las disculpas que deseo.)
Yo he de hacer lo que decis;
Pero primero os advierto
Que quizá os está mejor
Que tenga el rostro cubierto;
Que tanto mi ser transforma
Esta máscara que tengo,
Que os espantaréis de ver
Cuánto ast me diferencio,

CONDE.

No excuseis tanto mi dicha.

BEINA.

Pues si esto ha de ser, primero Tomad, Conde, aquesta llave; Que si ha de ser instrumento De vuestra vida, quiză Tan otra, quitado el velo, Seré, que no pueda cutonces Hacer lo que ahora puedo; Y como à daros la vida Me empeñé por lo que os debo, Por si no puedo despues, Desta suerte me prevengo.

(Dale la llave.)

CONDE Yo os agradezco el aviso, Y agora solo deseo Ver el rostro de mi dicha En el de la Reina y vuestro.

REINA.

Aunque siempre es uno mismo, Este que ahora estáis viendo, Conde, es solamente mio; Y aqueste que ahora os muestro Es de la Reina, no ya De quien os habló primero.

(Descubrese.)

Ya moriré consolado; Aunque si por privilegio. En viendo la cara al Rey, Queda perdonado el reo, Ya deste indulto, Seŭora, Vida por ley me prometo: Esto es en comun, pues es Lo que à todos da el derecho; Pero si en particular Merecer el perdon puedo, Oid, veréis que me ayuda Mayor indulto en mis hechos: Mis hazañas...

Va las sé,

No penseis que no me acuerdo;
Dellas estoy obligada,
Y aunque ya pagado os tengo,
Nunca quisiera otra vez
La grandeza de mi pecho
Escuchar vuestros servicios
Sin daros algo de nuevo;
Y como ahora es forzoso
Que sea inútil recuerdo,
Conde, el de vuestras hazañas,
Pues perdonaros no puedo,
No quiero oirlas, callaldas;
Que si soy la Reina y veo
Que de vos estoy servida.
Tambien soy la misma y siento
Que ofendida estoy de vos,
Y à mi pesar, considero
Que borra la ofensa cuanto
Los servicios habian hecho;
Y así, solo servirá
Decirlas, cuando no os premio,
En mí de vergüenza mucha,
Y en vos de poco provecho.

En fin , ¿la Reina no puede Usar de piedad?

REINA.

No puedo.

CONDE.

Pues si no puede la Reina Doblarse al llanto y al ruego, Una mujer, à quien yo Di la vida por lo menos, No dejarà de mostrarse, Pagadome con lo mesmo, Agradecida.

A la Reina
De aquese agradecimiento
No le toca nada, Conde.

Luego ingrato es vuestro pecho.

Si la ofendida os castiga Por cumplir con lo severo, Tambien la obligada os libra Por cumplir con el empeño.

CONDE.

¿Cómo?

Ya sabeis el modo.

No hay otro?

No.

No le apruebo,

Es infame.

Es el mejor.

¿Me aconsejais?

REINA. No aconsejo Lo que es contra mi justicia; Que antes, si os halla, en saliendo, Mi rigor, haré mataros. Y ; es ese agradecimiento

De quien me debe la vida?

No soy yo; pero, supuesto Que fuese, ya yo cumpli, Pagando con lo que os debo.

CONDE.

Solo cou darme esta llave?

Si, Conde, solo con eso.

CONDE.
Lucgo esta, que si camino
Abriera à mi vida abriendo.
Tambien le abrirà à mi infamia;
Luego esta, que es instrumento
De mi libertad, tambien
Lo habra de ser de mi miedo;
Esta, que solo me sirve
De huir, es el desempeño
De reinos que os he ganado,
De servicios que os he becho,
Y en fin, de esa vida, de esa
Que teneis hoy por mi esfuerzo.
¿ En esta se cifra tanto?
Pues, vive Dios (estoy ciego),
Que he de hacer que, si quereis
Tener agradecimiento
Y darme la vida, sea
Por otro mas noble medio;
Y si no, que pueda à voces
Quejarme al mundo, diciendo
Que no pagais beneficios;
Que de los reales pechos
Es la mas indigna accion.

REINA.

¿Dónde vais?

Vil instrumento
De mi vida y de mi infamia,
Por esta reja cavendo
Del parque, que bate el rio,
Entre sus cristales quiero,
Si sois mi esperauza, bundiros;
Caed al húmedo centro,
Donde el Támesis sepulte
Mi esperanza y mi remedio;
No quiero huyendo vivir.

(Arroja la llave.)

Ay de mi! Mal habeis hecho.

CONDE.

Sed agora agradecida; Ya os he quitado este medio De agradecerme y librarme. Agora, agora os acuerdo Servicios y obligaciones; Que es forzoso, no teniendo Aquel que me estaba mal, Buscar otro medio nuevo De librarme o ser lugrala.

REINA.

Ser ingrata escoger quiero (Sin vida estoy); que ese modo Solo, á pesar del respeto, Os supo hallar mi piedad.

CONDE.

Luego the de morir?

REINA.

Es cierto.
Yo hice por vos cuanto pude,
A pesar de lo severo:
Como mujer, os libraba;
Como Reina, no me atrevo.
Mañana habeis de morir,
Mañana, mañana es luego.
(Ap. ¡Oh llanto! no me publiques
Humana; que cuando dejo

De serio en tener piedad, No lo sea en los efetos.) Adios, Conde.

CONDE.

En fin, sois bronce?

Pluguiera à Dios fuera cierto; Mas soy...

CONDE.

REINA.
Ya es ocioso.
Soy quien pondra en escarmiento

Con vuestra cabeza al mundo,

Por vos inocente muero. ¿Quién me dijera algun dia...

REINA.

Vos teneis la culpa deso; Que algun día pensé yo... Mas tan poca dicha tengo, Que os doy la muerte yo misma. (Ap. Apenas el llanto enfreno. ¡Ay honor, maldito seas!)

CONDE. (Ap.)
Ay amor, como me has muerto!

REINA. (Ap.) En él moriré aunque viva.

CONDE. (Ap.)

En Blanca vivo aunque muero.

REINA. (Ap.)

CONDE. (Ap.)

Ah, si

A Blanca quisiera menos! (Vanse.)

Sale COSME, con una carta en la mano.

COSME.

A morir llevan al Conde, Y él me encargó que le diera Aqueste papel à Blanca, En muriendo, y serà fuerza Servirle, pues fui criado; Mas por esta causa mesma Hay razon para no hacerlo; Que si es mi amo, la regla General de los criados Me excluye desta obediencia ¿ Qué será aqueste papel ? ¿ Testamento? No, almoneda. ¿Excomunion? No , palabra De esposo ; mas tarde llega Mas ya sé lo que es sin duda ; ¿ Es aquesta la sentencia? Mas no la inviara así , La inviara... Que, si es fuerza Que enviude en muriendo él, El, por darla buenas nuevas, Se la debe de enviar A que se buelgue con ella. Mi curiosidad es mucha, Y no es justo que la tenga Con cuatro dedos de mobo, Sin decentarla siquiera, Desde que, por no saber Lo que llevaba en sus letras Aquella carta del Conde, Bestuve à pique y muy cerca Ue morir por confidente; ¡Maldigo la confidencia! Esto es escarmiento, astucia, Recelo, honor, providencia. Y no deslealtad, señores; Y hago primero protesta A los lacayos fieles Que se usan en las comedias

Que solo aquesto me mueve; Veamos si es macho ó hembra. (Abre la carta.)

Violéla, ya no hay remedio; Mas ¿qué es esto, Santa Tecla? Este secreto escondias,
Papel? Voy apriesa, apriesa,
Por si tenerle es delito,
A hacer el silencio piezas,
A hacer el secreto astillas
Y hacerme muchas la lengua;
No me han de corer de asser-No me han de coger de susto. Pero aqui viene la Reina; Apartado esperaré.

Salen LA REINA Y EL SENESCAL, y apartase Cosme.

REINA. Ejecutad la sentencia. SENESCAL.

¿Dónde morirá? REINA.

En palacio; Porque es fuerza que se tema Que quiza el pueblo, alterado, e conspire en su defensa. Para escarmiento le mato; Mas no quiero que lo sepan Hasta que el tronco cadáver Le sirva de muda lengua; Y asi, al salon de palacio
Haréis que, llamados, vengan
Los grandes y los milores,
Y para que allí le vean,
Debajo de una cortina Haréis poner la cabeza, Con el sangriento cuchillo, Que amenace, junto à ella, Por símbolo de justicia, Costumbre de Ingalaterra; Y en estando todos juntos, Mostrándome justiciera , Exhortándolos primero Con amor á la obediencia Les mostraréis luego al Conde, Para que todos entiendan Que en mi hay valor que los rinda, Si hay piedad que los atreva,

SENESCAL. Yo voy. Tragedia espantosa Hoy aqueste reino espera.

COSME. Aguardando estuve à solas Para hablar con vuestra alteza.

¿Qué quereis?

Señora, el Conde Que dé este papel me ordena À Blanca, en muriendo él; Yo, por no se qué quimera, Le abrí, y hallando en él cosas Dignas de que tú las sepas, Le traigo aquí, por si acaso Al Conde en algo aprovecha.

¿A Blanca el papel? Mostrad; Del Conde es aquesta letra. (Lee.) « Blanca, en el último trance, »Porque bablarte no me dejan, »He de escribirte un consejo »Y tambien una advertencia:
"La advertencia es, que yo nunca
"Fni traidor, que la promesa
"De ayudarte en lo que sabes
"Fué por servir à la Reina,
"Cogiendo à Roberto en Lóndres
"Y à los que seguirle intentan;
"Para aquesto fué la carta.
"Esto he querido que sepas
"Porque adviertas el prodigio
"De mi amor, que asi se deja
"Morir por guardar tu vida;
"Harta ha sido la advertencia.
"¡Válgame Dios! El cousejo
"Es que desistas la empresa
"A que Roberto te incita; »Y tambien una advertencia: »A que Roberto te incita; »Mira que sin mi te quedas, »Y no ha de haber cada dia Quien, por mucho que te quiera, »Por conservarte la vida, »Por traidor la suya pierda.» Hombre, è qué trujiste aqui?

¿Tenemos mas confidencia?

REINA.

Anda, avisa af Senescal
Al punto, no te detengas...
(Ap. ¡Ay Conde, que eres leal!)
Que la ejecucion suspendan. (Vase.) (Ap. No en vano el alma dudaba Su traicion; ¡alegres nuevas! ¡Viva el Conde, y viva yo!) ¡Hola, guardas! (Ap. ¡Qué refrena Mi alborozo?) Al Conde al punto Le traed a mi presencia.

Sale EL ALCAIDE.

ALCAIDE.

¿ Qué mandas?

¿Dónde está el Conde? ALCAIDE.

Aqui está ya.

REINA. Pues ¿qué esperas?

Oué es dél?

Aquí está del modo Que lo mandó vuestra alteza. (Descubre al Conde degollado.)

Válgame Dios! Llego tarde. Ah traidores, y qué presta, Qué veloz esta vez sola Anduvo vuestra obediencia! Juro por la misma sangre, Juro por la misma sangre,
Que, á pesar de mi paciencia,
Que esmalta el cuchillo en grana
Y el suelo en corales riega;
Por esas lumbres del cielo,
Que son mariposas bellas
Que en el luminar del mundo
Trémulamente se queman;
Por ese espejo del dia,
De quien las hachas eternas Con que se alumbra la noche Son pedazos que se quiebran; Que he de dar la muerte á Blanca, Si en el centro, si en la esfera Se ocultase; y entre tanto Que aquesta mudanza llega, Cubrid aquese cadáver, No mire yo tal tragedia Hasta que , matando á Blanca, Y vengado al Conde, tenga Fin su traicion con su muerte; Y del Senado merezca El perdon de nuestras faltas, Pues en serviros se emplea.

# COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# EL MARIDO HACE MUJER

Y EL TRATO MUDA COSTUMBRE,

DE DON ANTONIO HURTADO DE MENDOZA

#### PERSONAS.

DON JUAN. DON SANCHO. DON FERNANDO. DON DIEGO.

MORON, gracioso.

DOÑA JUANA.

DOÑA LEONOR. INÉS, criada. Gente

# JORNADA PRIMERA.

Salen MORON É INES, criados, muy alegres.

MORON. A pares andan las bodas; Albricias.

inés. ¿De qué , picaño? monon.

Que hay muchos necios ogaño, « Y habrá novios para todas.

Tu amo perderá el sentido En ver que ya mi señora Se casa.

Inés, hasta ahora Quien se pierde es el marido.

De presto desenvainó El vil conceto.

moron. Hable bien; Que soy muy hombre de bien, Y no hable concetos yo.

Pues ¿ es delito el conceto? Monon.

Y aun es pecado importuno, Y juro á Dios, que a ninguno Le absolvieron de discreto; Que son los siempre entendidos Copas penadas; yo muero Por hablar leve, que quiero Descansados los oidos, Siempre frescor y buen aire; Por Dios, que es la discrecion Apretada religion, Y bravo empeño el donaire. Inés.

Los hombres que gracejean
(Vil cosa) que lo casado
Es insufrible y pesado,
Merece que se lo crean;
Que no hay contento tan justo,
Ni puede haber mas contento,
Que hallar en un casamiento
Estimacion, paz y gusto.

Ya salen.

INES.

MORON.

Y | qué agarrados De las manos!

Monon.

Bien les viene;
Que tan temprano conviene
Poner paz entre casados.

Salen los desposados de la mano, DON SANCHO de la de DOÑA JUANA, y DON JUAN de la de DOÑA LEO-NOR, y con ellos gente y DON FER-NANDO, tio de los novios.

DON FERNANDO,
Para bien, Señora, sea
Et ver hoy en cuatro esposos,
Sin necedad dos dichosos,
Y dos venturas sin fea.
Muchos años este bien
Goceis, de mil bienes llenos.

No dijo muchos y buenos, Quejaráse el parabien. ¿Hay cosa, si bien la miras, En que se digan sin tiento Necedades ciento à ciento, Y mil à mil las mentiras, Que en un placeme inocente Y en un pésame ignorante. Donde hasta el mismo semblante Es el primero que miente? Inés. Esa es forzosa costumbre, Y el dicho nunca se excusa.

Hasta en saber que se usa Conozco que es pesadumbre.

Inés.
Pues ¿cómo quieres decirlo?
De tu simpleza me asombro.

Monon.
El pésame con el hombro,
Y el parabien con gestillo.
Hable todo; que es gran mengua,
Pues hay tantas novedades,
Que todas las necedades
A cargo estén de la lengua.

DON FERNANDO.

Ea, galantes y leves
Los parabienes, señores,
Los mas grandes son mejores,
Pero mejor los mas bretes.
Sobrinos, con advertencias
Prolijas no he de cansarme,
Aunque pudiera tomarme
De padre muchas licencias.
Diros aquí de casados
Ahora muchos precetos,
Bien pudieran ser discretos,
Mas tambien fueran pesados.
En la obligacion partido
Llegais el campo à tener;
Cuerda basta la mujer,
Sábio aun no basta el marido.
Suyas son las dos, y nuestras
Las dichas; muchas tened.
Suyas sois en lin, pues ved
Que ya en nada quedais vuestras.
Y vos, don Sancho y don Juan,
Estad cada uno advertido
Que el entrar à ser marido
No es salir de ser galan.
Sufrir todos es el modo
Mas cuerdo y de mas disculpas;

Ellos todo, si no es culpas, Y ellas las culpas y todo. Con esto, el dejaros es El mas cuerdo advertimiento; Que sué siempre el cumplimiento Majadero muy cortés. Adios, adios.

(Quilasé el sombrero, y vase aprisa, y detiénente.)

DON SANCHO. Aguardad. DON FERNANDO.

Esta fué prevencion mia; El casarse es compañía, Yo os doy esta soledad.

DOÑA JUANA. ld con él, seguidle aprisa, Y haced que vuelva.

DON JUAN.

Es en vano.-

Vén, don Sancho.

DON SANCHO.

Vén, hermano.

MORON.

Envidia me ha dado y risa Envida me ha dado y risa El viejo, que en la costumbre De embarazo tan atento, Le ha quitado al casamiento Gran trozo de pesadumbre; Que la noche de la boda Darle à un triste desposado Con un comedion malvado Y la parentela toda; Luego una cena pesada, Donde ostenta el gran cuidado La torta su verdugado Y su moño la empañada; Y de uno y otro muy lleno, Quedar el novio maldito, Entre galan y entre ahito, Ni para suyo ni ajeno; Es de las simples crueldades Que ha inventado el cumplimiento, Guarnecido el casamiento De mayores necedades.

INES. Ya anochece; á tu amo lleva

Hacerlo quiero: Que soy hombre bajo, y muero Por dar una mala nueva.

Este aviso.

(Vanse todos, menos doña Juana y do-ña Leonor.)

DOÑA JUANA.

Ya, hermana, estamos casadas, Y aunque parezcan tempranos Los preceptos que en mitio, Siendo pocos, fueron tantos, Advierte que en tan ceñida Religion ahora entramos, Que, á no prevenirla el gusto, La estremeciera el espanto. Ved la observancia en que humilde Compiten siempre à milagros, Retiros lo recoleto, Y estrecheces lo descalzo, La modestia capuchina. El silencio cartajano, Cuyo encierro á campo abierto Mudas puertas abre al campo; Los grandes anacoretas. Y los eremitas varios, Las Tebaidas, los desiertos Poblados de asombros tantos; Pues-todo, todo aun no es Un movimiento, un amago, Una imágen, una sombra, Una linea, un punto, un rasgo

De la religion en que entra Una mujer, profesando En la ley de un matrimonio Las clausuras de un recato. La religion mas estrecha Tiene, hermana, noviciado, En que el arrepentimiento Mude el rumbo ó vuelva el paso. Pues cuando (que no lo temo) Las dos nos arrepintamos, Romper podrémos à quejas Los cielos, mas no los lazos; Que un matrimonio à disgusto Es guerra, es sitio, es asalto, Donde, hasta que venza el uno, Crudamente mueran ambos. Ya con voluntad ajena Vivimos, y ya es yasallo El albedrio, que sufre De ajeno imperio los brazos. De ajeno imperio los prazos, Eso que nos permitieren . Solo será nuestro, armando, No de flechas la obediencia, Sino el respeto de aplausos. Pero si libres y altivas Exencioues profesamos, Y osadas obedecemos Peligros y antojos vanos, No babrá tormento ni afrenta Que las dos no padezcamos, Dando gemidos sin voz, Diciendo injurias sin labios. Sín paz estará la vida, Sin lástima los trabajos, Los pesares sin socorro. Sin enmienda los engaños. Sin oidos todo el cielo, Sin remedios todo el daño, Sin paciencia el sufrimiento, Y la venganza sin manos.

DOÑA LEONOR.

Jesus, hermana! ; Ay Jesus! Deja respirar, si acaso Lo permiten los señores Crespos maridos de ogaño. Crespos maridos de ogaño.
No veo en tu prevenido
Sermon, tenebroso y largo,
Ni aqui paz ni despues gloria;
Todo es guerra, todo es llanto.
Solo te faltó sacarme
(Y era poco) entre dos palos
Crucificado un marido,
Y te juro que lo aguardo.
Mientras respondo de veras,
Quiero, aunque están olvidados,
Decirte un chiste, que cuento
Le llamaban los aucianos. Le Hamaban los aucianos. Daba el hábito á un novicio Un prior, y en acabando La ceremonia, le dijo, Muy sesudo y mesurado: «Hijo, de la religion Los afanes, los cansancios, Los aprietos, los rigores, Todo es, hijo, el primer año; Que adelante, con la ayuda De Dios y la mia, hermano, Quisieras no haber nacido; Tanto espere cl que hace tanto.» Paréceme que el ejemplo No es menester aplicarlo, Y que sientes que olvidaste Otro consuelo tan falso. Hermana, en lo misterioso En lo austero, en lo afectado, Queriendo hacerlos decentes, Se hacen necios los recatos. Ya que tú del matrimonio Las montañas me has pintado, Los despeños, los horrores, Los asombros, los peñascos ;

La pobre doncelleria Si que observa esos enfados , De una madre en la clausura, Per upa macre en la causura,
Y en la religion de un manto;
Pero las casadas, oye,
Que de las muy cuerdas hablo,
En quien con lo entretenido
No se embaraza lo santo.
No has visto en Madrid el rio,
Donde es tan dulce tacaño Y mozo de tan buen aire El picaro del verano, Las embozadas meriendas, Sus verdes traviesos baños . Blanca injuria de las ondas . Fresca envidia de los ramos? Pues todo, todo lo gozan Casadas nobles, llevando La vista y la confianza De un marido atento y sábio. ¿Qué holgura licita y cuerda Se les niega, desfrutando El jardin mas escondido, El mas público teatro El mas público teatro
Sus repetidas visitas?
Que en nuevas y en juicios varios
Son trompetas las señoras,
Son gacetas los estrados;
Que entre permisiones tantas,
Lo ceñido, lo templado,
Aunque todo deuda sea,
Todo merece un milagro.
Y si soltase la vista
Lo diferente y faço. A lo diferente y flaco, En quien los mozos señores Todos los condes tan claros, Nada de lo diferente He de perder; paso Ilano Quiero no mas, que primores Son discretos desdichados. Son discretos desdichados.
Nada sufro que me apriete:
Vestido y marido holgado,
Alegre semblante y vida,
Alto cuello y chapin bajo.
Taz á taz voy con mi esposo,
Yo cuerda si él avisado, Yo enamorada si él tierno, Yo apacible si él humano, Yo flera si él imperioso, Yo enemiga si él contrario, Yo rebelde si él terrible, Yo temeraria si él bravo; Que no es ley, honor ni deuda Sufrir un dueño, un tirano, Muy soberbio de dichoso, Muy presumido de ingrato. DOÑA JUANA.

Hermana ...

DOÑA LEONOR. Lo dicho dicho. DOÑA JUANA. Pues lo esperado esperado.

DOÑA LEONOR. Pues ánimo, á la batalla.

DOÑA JUANA. Pues vencerán los cristianos.

Salen DON SANCHO Y DON JUAN

\_(Vanse.)

DON SANCHO. Yo vengo resuelto en esto. DON JUAN.

¿ Venis loco?

DON SANCHO. Vengo honrado. DON JUAN.

Nunca es honra lo excusado. DON SANCHO. Lo forzoso nunca es presto.

DON JUAN. Dejadme, que aun no es mi tio Tan extraño como vos Que si él hizo con los dos Aquel fresco desvario, Fué à lo menos cortesana Y airosa la novedad, Mas la vuestra es necedad Tan peregrina y temprana, Que la noche de casado, En vez de estar un esposo Entretenido, amoroso, Si no alegre y sazonado, Vos con rigores no pocos Pensando estáis en poner A vuestra noble mujer Leyes y preceptos locos. Ahora, cuando era justo Hacer, en ansia amorosa, Con vuestra gallarda esposa Tantos aplausos al gusto, Darla quereis instrucciones Severas, desconfiadas, Pudiendo ser desdichadas Noticias las prevenciones? Y quereis que vuestra esposa Piense de vos, desdichado, Que teneros por menguado Será censura piadosa? Vos no quereis entenderlo; Que es decir à una mujer Todo lo que no ha de hacer, Decirla que puede hacerlo.

DON SANCHO.

DON JUAN.

He dicho, y poco;
Que es fiera y desapacible,
La cosa menos sufrible,
La mala razon de un loco.

Muy de lo hermano mayor
Os portais, y es caso fuerte,
Y aun injuria, lo que advierte
El imperio, y no el amor.
Oidme, pero sin pena
Y sin furia; que, si estoy
Necio ahora, no lo soy
En cosa ni en casa ajena.
Vos teneis por prisa vana
Que à mi esposa en paz amiga
Esta noche yo le diga
Lo que no ha de hacer mañana.
Si luego esta noche trato
Que no es culpa de su seso,
Sino ley de mi recato;
Y si en otro cualquier dia
Lo advirtiera, fàcilmente
Pensara que fue accidente,
Y que no es condicion mia,
Y atenta doctrina es
que no ignore, si lo ignora,
Que hombre que lo advierte ahora
No lo sufrirà despues.

Hay tan nueva prevencion! Reirme, hermano, dejad: Que aun mas que la necedad Es necia en vos la razon.
¿Antes, en fin, de acostado Habeis de hablarla?

DON SANCHO. Señor.

Muy antes.

DON JUAN.
¡No era mejor
Para despues lo cansado?
Ya que abris tan fresca llaga.
¿Quién os ha hecho temer

Que hiciera vuestra mujer Lo que no quereis que haga? Y prevencion corta ha sido, Y no de ánimo sincero, No prevenirla primero De que erais tan prevenido. Y ved, hermano, por Dios, Que la ofendeis, pues ansi, Lo que ella hiciera por si Creeréis que lo hara por vos. Quitalsle en tan flaca muestra Una gloria, en que os arguya Que a lo que es decencia suya Llamaréis prevencion vuestra.

pon sancho.
Si esta noche, en fin, procuro
Poner con ley rigurosa,
Leyes, grillos à mi esposa,
A que riesgo me aventuro?

Que os tengan...

pon sancho. Paso, no quiero vos; será

Oirlo de vos; será
Que por necio me tendrá,
Por villano, por grosero,
Por torpe, por desabrido,
Por cruel, por insufrible,
Por extraño, por terrible,
Por loco, por atrevido.
Pues perdone mi mujer,
Y cuantos se cansen dello;
Que todo eso quiero sello,
Y no lo que puedo ser.

DON JUAN.

Pues eso y esotro y todo Lo seréis; que en un extraño Discurso fabrica el daño, Mas que la sustancia, el modo. Ya que sois novio importuno, Haced lo que pruebo yo: Lo que el mas necio, mas no Lo que no hiciera ninguno. Y descaminado empeño, No atinais à que es despeño Lo que pensais que es camino? La mujer que mas se muestra Flaca, cuando va a perderse, Firme suele mantenerse En la confianza nuestra; Mas si con desconfianza La tratamos, vengativa, Todo lo arrastra y derriba, Hasta la misma esperanza. Tenga, pues, si se acomoda Vuestra quietud à tenella, Todas las virtudes ella, Vos la confianza toda. No os la quiteis; que si indicio Dais en ocasion alguna De que os falta esta coluna, Mucho temo el edificio. Y tanto à temerle llego, Que lo que ignorante y rudo. Os errais por no ser mudo, Lo pagareis por ser ciego.

En fin, os parece error, Y no lo aprobais?

DON JUAN.

Tan necio un necio!

DON SASCHO.

Discretisimo suño:
Seguid vos do continto,
Yo lo temido, y veremos
Quién hace de ambos extremos
El suyo mas desdichado.

El vuestro ya lo habeis hecho; Que locuras tan pesadas, Primero que pronunciadas, Infaman dentro del pecho. Y dejemos tan cansado Coloquio; que, vive Dios, Que, aun dichoso, vos con vos Siempre seréis desdichado.

Salen DON DIEGO v MORON, y hablan aparte los dos hermanos.

DON DIEGO.
¿Que tú lo viste? Que es cierto
Que se desposó Leonor?
O en el mundo, ó en amor
¿Cuándo se duerme despierto?
En tan injustos enojos.
Solo en mi daño creidos,
De escucharlo los oídos,
Están temblando los ojos.
Desposarse porque fué
Conveniencia, no pudiera
Hallar mas vil, mas grosera,
Baja disculpa la fe.

De toda doncella inflero, Crecidita, que arde y muere Por matrimonio, y que quiere, No el mejor, sino el primero.

DON DIEGO.

¿Si estarán ya recogidos?

Si cumplen con lo casados, Hora es de estar acostados, Pero no de estar dormidos. ¡Qué curiosidad tan vana! Partid la envidia tambien; Tú esta noche se la ten, Y él à ti por la mañana.

Qué vil pena, y qué bien lidia Con ella mi fe inmortal, Pues llego á tener un mal, Que le consuela una envidial ¿ Qué haré ya sin esperanza y

Moron. Irte, y si à acostarte vas Solo, de ambos tomaràs Honradisima venganza.

DON DIEGO.

Mira si parece Inés.

moron.

Inés no ; pero los dos Novios.

¿ Qué dices?

Por Dios,

Oue son ambos.

Desdicha; hacedio en buen hora, Que es peor, y ansi lo espero.

Tarde es, cenemos primero; Pero dos hombres ahora En casa ¿ qué buscarau?

DON JUAN.

Pues si hay dos hodas en ella, Y en sazon tan dulce y bella Todo marido es galan, Esos mozos, en quien brilla La edad, habrán entendido Que comedia hemos tenido, Y alegres vendrán à oilla; Y si acertaren à ser

Dados á la devocion, Vendrán á oir el sermon Que baceis á vuestra mujer. DON SANCHO.

¿Donaires ahora?

DON JUAN.

Son Vuestras cosas de tal aire. Que ann haciéndolas donaire, Se hacen desesperacion.

MORON.

Atiende; que el un casado Mira de marido nuevo.

DON SANCHO. Con poca paciencia llevo Lo embarazoso y lo hallado. Hidalgos desadvertidos,

¿ Que buscan, y tan despacio? Que esta casa no es palacio, Que consiente entremetidos.

(Ponese delante don Juan.)

DON JUAN.

Paso, don Sancho. ¿ Qué modos Son los vuestros? No penseis, Cuerpo de Dios, que os habeis Casado ahora con todos.— Caballeros, yo creia Que pensasteis que aqui hubiera Alguna fiesta que fuera Digna de vuestra alegria, Y solo para noderos Y solo para poderos Entretener lo estimara, Y que todo festejara A tan nobles caballeros.

Vos nos habeis conocido Cabalmente; la Maria De Riquelme en compañía, La mujer de su marido, Que venia à entreteneros Creimos.

DON DIEGO. Y bien lograda Es al menos la jornada, Que he llegado á conoceros, Porque vuestra cortesia...

DON SANCHO.

No es ninguna ; ¿ cumplimientos A estas horas?

DON JUAN. Sentimientos Dais à la modestia mia; Ya verán vuestros engaños Que si un hora no he podido Sufriros yo tan marido, Qué hara Juana tantos años? Venid, hermano; que es tarde.

DON SANCHO.

Sin irse aquellos?

DON JUAN. Primero

Nosotros.

DON SANCHO.

¿Qué? DON JUAN

Caballero .

Mandais mas?

DON DIEGO. El cielo os guarde. DON SANCHO.

Vive Dios, pues, que he de ver ...

Hay tal temple de casado!
(Vanse don Sancho y don Juan.) Lástima es que haya topado Este hombre aquella mujer.

Aunque es tan inexpugnable La suya, seguirla espero;

Pero deste majadero Nada puede ser amable. MORON.

Y Leonor?

BON DIEGO.

Hame ofendido Toda el alma; ¡oh , quién pudiera Querer la hermana! Que fuera Grande ayuda su marido.

MORON.

Qué distintos dos hermanos!

DON DIEGO.

De hoy mas responderle espero, A el don Juan con el sombrero, Y al don Sancho con las manos.

MORON.

No hay que aguzar los aceros; Si el simplon lo entremetido Nos vistio , el otro entendido Nos forro de caballeros. Inés sale.

Sale INES.

INÉS. ; Con que gusto

Salgo!

DON DIEGO.

¡Inés mia!

Sepor! DON DIEGO.

¿Qué imposible?

INÉS. Ni en tu amor

Me hables ni en tu disgusto, Y lee este papel y espera; Pero, adios.

Que me has de oir mil razones,

INES.

A no ser pocas, lo hiciera; Decentar la voz no quiero En esa migaja.

MORON.

Dime ahora, y no despues, De tus amos.

Lo primero Es, que ya cenando están, Mi amo don Juan mas gustoso, Mas alegre, mas chistoso Que la noche de San Juan; Pero su hermano don Sancho Con la visera calada.

El es novio de lanzada, Cerviguillo corto y ancho. ¡Qué liero y hosco es el hombre, Derrengada vista y ceja , Y sin anomio en la oreja No se puede oir su nombre! ¿Están con mucho alborozo Las hembras?

INÉS.

Mi ama no; Pero no le fiaré yo Viejo amor ni nuevo mozo. En dos airosos manteos Blanco y nácar descolladas, Y en mesuras colocadas, Envainados los deseos, Aguardan con bizarria Su permitida licencia,

De una justa violencia La forzosa demasia ; Y porque ya habran cenado, Y recogerse es razon, Y la noche y la ocasion Pide silencio al Senado, Adios; que despues sabrás De los nuevos desposados.

(Vase.)

Inés, ¿ya no están casados? Sepa el turco lo demás.

Cuanto mas leo el papel, Mas falsedad me parece; Que este crédito merece Verdad que empezó sin él. Tarde me persuadirás A mas fe y a menos ira; Que es proprio de una mentira Socorrerse de otra mas.

DON DIEGO.

A la escasa lumbrecilla Que ofrece en esta ocasion, En vez del grave blandon, La picaña lamparilla, Que se apensó mi amo, veo, Rumiando las tristes hojas De aquel papel.

DON DIEGO.

Mas congojas Y engaños que letras leo.

MORON.

¿ Qué tenemos ? ¿ Son disculpas De forzóme aquel Neron ?

DON DIEGO.

Oye; que hasta en la razon Hallan peligro las culpas. (Lee.) «Sin fe una injusta violencia »Me casó, cuando vivia »Bien hallada en ti la mia; »Mi muerte fué mi obediencia. »Una flaca resistencia Ninguna victoria alcanza; "Ya es mi pena tu venganza. Y advierte que en la ocasion »Dentro de la posesion »Tambien cabe una esperanza,» Moron, di, ¿ qué es esto?

MORON.

¿ Quieres que el alma le saque En décima, en badulaque, De la esperanza y le fo? De la esperanza y la fe'

DON DIEGO.

¿Esperanza?

El entendello Dejemos , si no te enoja , A la providencia floja , Que llaman dormir sobre ello.

DON DIEGO.

Yo bien lo entiendo.

MORON.

Que es chanza; Que en promesa tan vacia, Engaño y bellaquería Caben, pero no esperanza. Deja ya desta cruel, Como dicen los menguados, En el jubon los cuidados.

DON DIEGO. Moron, los que están en él. ¿Inés fuése?

MORON.

Luego al punto Que el Sancho...

# EL MARIDO HACE MUJER.

Pero es dueño de su ama.

Es marido de por junto El Sancho.

De su condicion esclavo.

Moron.

El Sancho es don Sancho el Bravo,
Y mauso le espero yo.

(Vanse.)

# Salen DON SANCHO Y DONA JUANA.

DON SANCHO.

No os acosteis, doña Juana;
Oid antes, de honor llena,
Una plática; y si es buena,
Nunca os parezca temprana.
Doña Juana, es un cuidado
Que, si no se da, se tiene;
Quien dice lo que conviene,
Aunque canse, no es cansado.
No aviso en lo que os prevengo
Nada; y si justo no viene
Con el humor que otro tiene,
Será con el que yo tengo.

DOÑA JUANA. (Ap.)
Admirada espero y muda.
Donde va à parar este hombre?
Pero, aunque todo me asombre,
Solo bace miedo la duda.

DON SANCHO.

Desde la primera hora
De esposo hacer he querido
Esta accion; perdon os pido
De dilatarlo hasta ahora.
De la manera que al cielo,
Que sus influjos reparte,
Se le sufre en cada parte
El ardor, el aire, el hielo;
Así es forzoso y debido
Que, ya en pesar ó en placer,
Sufra una honrada mujer
El temple de su marido.

Esta es razon tan forzosa , Que le sobra lo advertido.

DON SANCHO. En la mujer lo safrido Es la parte mas hermosa; ¿Esperareis reprenhensiones Pulidas y bachilleras?

No espero tal.

No á mis veras
Razon, pero si razones.
Vos habeis de andar, ó yo,
Con el tiempo; que en extremos
Distintos cada hora vemos
Un vario, un nuevo Madrid.
Si el poderoso gobierno
El Prado y calle Mayor
Prohiben en un error.
Es un melindre moderno.
A todo habeis de ir adonde
Todos van; mi madre fué.
No temo lo que se ve
Ni apruebo lo que se esconde.
En estaciones excuso
Hablaros, y si ha de ser,
Haced lo que habeis de hacer
Por devocion, no por uso.
Amigas, no se qué os diga;
Mas si sé: la que eligiera
Vuestra atencion para nuera,

Esa escoged para amiga.
Los trajes, que en varios modos
Son un desvelo importuno,
No habeis de inventar ninguno,
Mas podréis entrar en todos.
Otros misterios que os ruego,
Que ignorais, no, no os lo digo;
Que es presto, y no soy amigo
De decirlo todo luego.
Con esto, acostáos en tanto
Que yo decirlo no quiero.

DOÑA JUANA. (Ap.) No sé cuál ponga primero, La obediencia ó el espanto.

¿Qué respondeis?

DOÑA JUANA. (Ap.)
¡Qué desdichas!

Qué deciades ahora?

Poña Juana.

Que mi obediencia os adora.

(Ap. Necedades tan bien dichas.

Mas es mi esposo; aunque muera,

Respetaré su rigor;

Que desear, al mejor,

Pero sufrir, à cualquiera.) (Vas

Pero sufrir, à cualquiera.) (Vase.)

DON SANCHO.

Aun satisfecho no quedo
De que dije lo bastante:

du satisfection no quedo
De que dije lo bastante;
Marido anduve y amante,
Quiero cumplir con el miedo.
Para la noche primera
Algo dije, y mas hablara,
Si otro mal no me llamara,
¡ Y quién si ya no lo fuera!
¡ En hora tan sospechosa
Dos hombres? Tiemblo de oirlo;
No tengo para sufrirlo
La condicion tan dichosa.
Toda la casa he de ver,
Y toda la he de cerrar;
Con dudar, no hay que dudar;
Con temer, no hay que temer.
A oscuras la casa està,
Pasos voy sintiendo.

(Anda todas las puertas.)

#### Sale DON JUAN.

DON JUAN.

Un daño,
Que recelo, y que no extraño
Que sea de todos ya,
Me ha inquietado ahora, y temo
Una fiera pesadumbre
En mi hermano, que acostumbre
Aun caminando su extremo.

DON SANCHO. El rumor siento hácia aquí , Mataré à quien fuere; un hombre Siento allí.

#### Sale DONA JUANA.

No se que nombre
A lo que pasa por mi
Pueda darle mi marido.
Aun antes de serlo en todo ,
Instrucciones, y en tal modo
Despertar de no dormido
No sé lo que puede ser;
Negarse luego à la cama ,
Guando à caricias de dama
Esperaba à su mujer,
¿Qué serà , cielos?

Hombres digo que he sentido.

DOÑA JUANA.

Voz escuché.

DON JUAN.
Este ruido
De un gran mal indicios da;
Que hácia el cuarto de mi hermano
Lo siento.

DON SANCHO. Diga quién es. DOÑA JUANA.

Ay Jesus!

Yo tomo, pues ,
Aquella luz; que no en vano
Pienso que temo. (Vase.)

DON SANCHO. La vida Perderá si no habla presto.

Sale DON JUAN, con luz.

DOÑA JUANA.

Senor, esposo.

Don Juan. ¿Qué es esto, Don Sancho, hermano?

DOÑA LEONOR.

Perdida Salgo de ver que mi esposo Con espada y con broquel... Mas ¡cielo!

Hombre fiero y lastimoso.

Hermana.

Pon sancho.
Perded el susto;
En casa ruido senti,
Sali, y mi esposa tras mi,
(Ap. Pero ¿à qué? Temerlo es justo.)
La oscuridad y el rumor
Que cerca de mi sentia...

# Sale DOÑA LEONOR.

DOÑA LEONOR.
¿ Qué ha sido esto, hermana mía?
DOÑA JUANA.
(Ap. Por su honor y mi valor,
Lo callaré.) Unos ladrones
Síntió, yo salí, y á oscuras,
Pensando...

DON JUAN.

Vuestras locuras,
Que no ya imaginaciones,
Nos han de traer à estado...

Siento ruido , un bulto veo, Sin luz salgo.

DON JUAN. A todo creo Que saldréis desalumbrado ; ¡Vos sois noble, vive Dios!

DON SANCHO. Si reñis, y no en secreto. No he de guardaros respeto.

Pues yo si el decoro à vos.—
Aun no estaba recogido
Don Sancho, que al punto oyó
El ruido, y le estimo yo
Que aun no estuviese dormido.
Ya huyeron; volvamos pues
A recogernos.

Ay Juana , ¿Qué hombre es este?

DON JUAN. Un hombre, hermana, Tan despierto como ves.

BOÑA JUANA.

Amigas, mientras volvemos A mirar la casa, entrad, Y de la noche lograd Lo que falta.

DONA LEONOR. A tus extremos Pienso, hermana, que has medido El esposo que has topado.

DOÑA JUANA.

Siempre deberà el cuidado Mucho mas á lo marido.

DOÑA LEONOR. Oné honrada y qué mentecata Respuesta!

DOÑA JUANA. ¿Como ese nombre

Le das?

DOÑA LEONOR.

Galan para el hombre, Y para mujer lo ingrata.

DON JUAN. Don Sancho , esto va en secreto ; Alabãos que habeis llegado A que lo desconfiado No puede en vos ser discreto. Mirad , hermano, por Dios , Que desdicha sin morir Ella se sabe venir; No la ayudeis tanto vos; Que os juro ...

DON SANCHO. No jureis nada; Eternamente he de hacer

Lo mismo. DON JUAN. Habeis menester Mas sufrimiento que espada. En fin , ¿ no hay remedio?

DON SANCHO.

DON JUAN. Vivid con vos, esto os digo. DON SANCHO.

Si para vivir conmigo Ya se que me basto yo. Oh que hermano tan sin brio! DON JUAN.

Oh qué mujer, de honor llena!

Oh qué suerte, para ajena! DONA LEONOR.

Oh qué hombre, para ser mio!

## JORNADA SEGUNDA.

Sale MORON, andando aprisa, mirando hácia atras, recelándose que le siguen y buscando donde esconderse, y sale DON SANCHO tras ét.

El Sancho con criminales Pasos me sigue y molesta, Y es hombre para una fiesta De los fieros animales. Esto de sierpe lernea Es corto requiebro.

> DON SANCHO. Él es.

El Sancho es hombre de piés. DONSANCHO.

Ah hidalgo?

Oh mi señor! Quién me hidalguea?

DON SANCHO. Escudero,

Qué buscais ?

MORON. Oh mi señor!

Cierto amigo que un doctor ...

DON SANCHO. No os turbeis; mostrad primero

Yo? MORON.

DON SANGHO. Vive Dios ,

Infame.

El papel.

MORON. : Terrible aprieto! DON SANCHO.

Suelta ya.

Oid un secreto;

El papel no es para vos.

DON SANCHO.

Claro es que no es para mi, Pero será... Mal nacido . La vida ó el papel pido.

No es igual el trueque.

DON SANCHO.

Aqui Has de morir, hablador.

MOHON. Que me matan!

DON SANCHO. Oh villano!

Sale DON JUAN.

DON JUAN. Voces son. - ¿ Qué es esto, hermano? DON SANCHO.

Este villano traidor, Que trae un papel.

DON JUAN. ¿Qué importa? DON SANGHO

¿Qué importa, si le ha traido A mi esposa

Hombre atrevido,

La injusta lengua reporta; Que es imposible, aunque veo Otro mayor, que es oirlo, Y otro mas vil, que es decirlo.

monox.

Todo es falso

DON JUAN. Yo lo creo.

DON SANCHO.

Picaño.

DON JUAN. Aparta.— El papel Me dad á mí.

(Ap. Esto es peor.) Volverme será mejor.

DON JUAN.

Luego volveréis por él; Mostrad.

MORON. Ved que os le doy sano. DON SANCHO.

Yo le quiero ver primero.

DON JUAN. Primero? Ni aun despues quiero , de que seais mi hermano Mil veces me ofendo ; ¿ en que Vuestra mujer, en efeto , Os desmerce el respeto , La confianza y la fe? Pues cuando (aunque no hay disculpa En ello) un error hiciera, Gran culpa digo que fuera, Mas decirlo es mayor culpa. (Ap. ; Qué cosa? ; Para mi hermana Papel? Quiero hacer recuerdo Deste hombre... Si, ya me acuerdo.)

DON SANCHO.

Qué seguridad tan vana!

DON JUAN.

Doña Juana es un espanto, Es un prodigio de honor, Y despues de mi Leonor De ningunacreo tanto. (Abre el papel.) Será una cosa de risa Y donaire.

> DON SANCHO. Vedle presto.

DON JUAN. (Ap.)

Válgame el cielo! ¿ qué es esto! Que no esperado , qué aprisa Un veneno de ansias lleno Por mi pecho se dilata Que es mil muertes, y no mata Por mas partes de veneno! Jesus, qué extraña locura Y qué diferente cosa! Papel para vuestra esposa? Quién la hallara tan segura!

DON SANCHO, (Ap.) Turbado está. Otra vez digo Que es para mi esposa, y muere Por deslumbrarme; eso quiere, Bien lo acabará conmigo.

DONJUAN.

(Ap. La injuria , que aun no temia En mi hermana ni en ajena Mujer (; qué rabia! qué pena!), Toda ha llegado à ser mia. Este papel se escribió A Leonor, à mi mujer; La desdicha puede ser, Mas no el mereceria yo.) Estoy furioso y corrido De que vos á una inocente Tan virtuosa y prudente La hayais, don Sancho, ofendido, (An. Con inutil piedad vengo A curar, porque mas pene , La herida que otro no tiene, Callando la que yo tengo.) DON SANCHO.

Todo el papel me ha callado, Y es la causa toda mia; Con razon me lo encubria El picaro del criado.

(Ap. El horrador y el papel, Descuido, que aun da cuidado, Vienen juntos, bien pensado El agravio que está en él, El un papel vuelvo aquí, Cumpliendo y disimulando Con un necio hermano, cuando Me he menester para mt.) Mancebo desacordado,

Volved à vuestro ejercicio; Baste ser ruin el oficio, No le hagais vos desdichado. Llevad, y con mas recato, Ese papel á quien ya; No erreis mas , que no os saldra Quiza otra vez tan barato. Andad , andad ; que os prometo Que aun dijera ...

MORON.

Vuesasted Vuesasted
Ne hiciera mucha merced,
(Ap. Gran menguado ó gran discreto
Es este hombre, que el billete
No le ignora; voyme y callo,
ponde estáis, que nunca os hallo,
Venturillas de alcahuete? Quién le diera con un bolo! Que mira.)

DON SANCHO. (Ap.) Qué bien sospecho! MOBON. (Ap.)

Vive Dios , que es muy mal hecho Que le dejen andar solo. (Vi (Vase.)

DON JUAN. ¿ Dónde vais?

DON SANCHO. Yo voy adonde

Me importa.

DON JUAN. Gracioso extremo. DON SANCHO.

Sabré quién es ; que me temo Que es criado de algun conde.

DON JUAN. Tened; ¿es posible, hermano, Que imaginases aquel Desvario? Sois cruel, Sois injusto, sois tirano. ¿Vuestra desdíchada esposa Tiene, por mas desdichada, Con vos dicha deshonrada, Que aun no basta la hermosa?

DON SANCHO ¿Pensais que estoy satisfecho?

DON JUAN. ¿ Yo pensar tal desatino?

DONSANCHO.

Yo creo lo que îmagino. DON JUAN.

Que os haga muy buen provecho; Que contra vos viene à ser Pensar tantas liviandades.

BON SANCHO. Yo pienso y digo verdades, Que vos quereis esconder. DON JUAN.

Ni eso es verdad, ni se entiende Que debais decirlo vos

BON SANCHO.

Don Juan, la verdad es Dios; Quien no la dice la ofende. DON JUAN.

Justamente se retira Si à la decencia es contraria; Verdad que no es necesaria. Bien merece ser mentira, Mas para vos no hay tormento Como vos.

DON SANCHO.

Si esto es gran mengua, Sed vos cuerdo de la leugua Y yo del entendimiento. (Vase.)

DON JUAN. A solas conmigo quedo, Sin atreverme à mi mal; Que en mal tan nuevo y mortal ,

Hasta el valor hace miedo. Mas la cara al enemigo Volvamos à ver; leamos Si este mónstruo que esperamos Es amenaza ó castigo. (Lee.) «Leonor, tus satisfaciones »De brazos de ajeno dueño, »Sin aplauso las escueho, »Templadamente las creo. Si estas descontenta, el trato »Es mañoso amigo y cuerdo; »Don Juan milagros le fia »A la ocasion de un discreto. « Aqui está borrado, «ingrata» Aqui está borrado, «ingrata»
(Vulgar cosa), aquí, «no quiero
Mas disculpa, » y aquí dice:
Para engaños sobra el tiempo.
No respondi á tus papeles
Ni recados, porque bubieron
Menester, Leonor, entónces
Todo yo mis sentimientos.»
¿Satisfaciones?; papeles?
¡Recados?; Que busco y temo
Ya mas testigos, y en culpa
Que aun sospechada es lo mesmo?
Mi caricia, mi respeto,
Mi confianza, hasta llegar
Al peligro de su extremo;
Con otro empeño à mis brazos, Con otro empeño à mis brazos, proseguir fiera en ellos Platicas, que aun de pensarlas Se estremece el sufrimiento. Será lo mas valeroso, ¿Sera lo mas valeroso, Lo mas bizarro, entrar luego Con saña, con furia y rabia, Feroz, turbado y soberbio, A berir de una mujer flaca El vil descuidado pecho, A ensangrentar noble mano En rendido infame cuello? ¿Quién dirá que es bizarría Ni valor? ¿ Puede ser esto? Ni valor? ¿ Puede ser esto?
Que no resistido y fácil ,
Venganza será, y no esfuerzo.
En elia culpas y en mi
Agravios , que no se han hecho;
Pero ¿ he de guardar ; ay triste!
A que se hagan , si el fuero
Del honor rayos fulmina
A escondidos pensamientos?
Sea el castigo, en buen hora ,
Sañudo, airedo y respelto: Sañudo, airado y resuelto; Que honrado será, no airoso. Y hará mas ruido que ejemplo. Pero, aunque no hay otra cosa. Probemos otra, en que veo Mas constancia, mas valor; Ay, si fuese mas acierto! Leonor está aventurada, Perdida no, pnes en medio De la libertad de moza, Solo entregada á su imperio. Sus licencias moderando, Se permitió à un galanteo, Sobornada de las dulces Lisonjas de amante tierno. Y afficionada y servida Y obligada, puso freno A la ocasion, y al decoro Atados tuvo los riesgos. Veamos si con el arte Y el cuidado recogemos Esta barquilla, entregada A un aire de tautos vientos; Que si la prudencia y maña Por advertido y secreto Camino ayudase poco, Y el cuidado obrase menos, Entonces si llegaria A tiempo el desnudo acero , Mas piadoso en lo mas bravo,

Mas limpio en lo mas sangriento. Mi hermano y yo caminamos A un mismo errante despeño Por sendas varias; que tiene Muchos caminos lo necio. Honor, estas dilaciones Te sacrifico , y ofrezco Mis ceguedades vendadas Por lámparas á tu templo; Que à los que ahora me acusan , Templado, celoso, espero Poblar de espantos , de asombros , De horrores y de escarmientos. Verà Leonor, verà el hombre, Verà el mundo, verà el ciclo Que no tiene menos furia La espada en manos de un cuerdo.

#### Sale DONA LEONOR.

DONA LEONOR. Paréceme que he sentido Hablar con voces y extremos A don Juan.

DON JUAN.

Leonor es esta. Yo os vengare, sufrimiento. DONA LEONOR. Esposo, don Juan, amigo, ¿ Qué teneis?

DON JUAN.

(Ap. ; Oh lisonjero Agravio!) ; Qué he de tener? Una batalla , un infierno, Un hermano que, furioso Porque traia un manceho Un papel, y recatado Se lo escondió, de ira lleno, Se lo escondió, de ira tleno, Y mas de infamia y locura, Matarle quiso, diciendo Que era el papel (¡qué bajeza!) Para su esposa; yo llego, Libro al hombre, el papel tomo, Y hallo en él (¡ oh viles celos!) Otra cosa; qué distante!
Qué extraña! En pensorlo tiemblo.
En fin , tan distinta y nueva ,
Mi Leonor, que te prometo
Que te admirara. El criado Despido, el papel le vuelvo, Y a mi hermano (estame atenta) Con desden, enfado y ceño Le digo: « Señor don Sancho, El término indigno vuestro Miente à vuestra sangre misma, Mas no à vuestro entendimiento. Por mujer teneis un angel, Que es muchos en el ingenio, En la gracia, en la pureza, En lo apacible, en lo bello. Advertencias y regalos Se mezclen siempre, encubriendo Que es propia herida, y en todo Muestre un reposo despierto, Confiadla, divertidla, Conhadia, divertidia,
Entretenedla, pues vemos
Que, obligada, hasta una fiera
Hace caricias al dueño.
Y cuando ella advierta y mire
Que sin castigos ni fieros,
El marido, en vez de lanzas,
Empuña avisos modestos, Empuna avisos modestos, ¿ Quién duda que , cuerda y sábia, En sus limites estrechos Se recoja , y luego sean Los escándalos ejemplos? Que si medios tan suaves No bastasen, hierro à hierro, A fuego y sangre, y sin que Ni aun cenizas deje el fuego, Yo mismo, yo le llevara

La mano, y con el denuedo
Que à Leonor, si, à Leonor digo,
En igual trance y aprieto,
Le pasara el pecho, el alma;
Pero ; ay mi Leonor, cuán léjos
Del daño estoy! Pero en sombras
Asombraran mis recelos;
Miedos tengo que don Sancho,
Con su extraño desacuerdo,
Fué à inquietarla. Voy volando;
Quédate; Leonor, temiendo. (Vase.)

DONA LEONOR.

En desdicha tan cruel ¡ Hay dicha como la mia? Que este papel me traia Moron sin duda, y con él Topó el otro, que ha pensado Que era para su mujer; ; Y que un necio sepa hacer Buenas obras de cuñado? Todo es como yo pudiera
Pintarlo. Siga lo honroso
Mi hermana; que un falso esposo
Lo paga desta manera.—
¿Inés?

Sale INES.

¿Señora?

DOÑA LEONOR.

Trae luego

Los mantos.

INÉS. ¿Adonde vas? DONA LEONOR.

Inés, despues lo sabrás; En suma, ver á don Diego Me importa el vivir.

Y en suma

¿Estás resuelta?

DOÑA LEONOR. Infinito. INES.

Pues vuelo; que el chapinito Ya no es corcho, sino pluma. (Vase.) DONA LEONOR.

¡Si don Diego en el papel Me nombro ! Pero no haria ; Que, mas que culpa, seria Moderna ignorancia en él. Quiero, aunque esté mesurado. Deste suceso avisarle; Que fàcil serà toparle Pues calle Mayor ó el Prado No puede ningun ocioso Negarlo à estas horas.

Sale INES.

Tienes aqui el manto. DONA LEONOR.

¿ Está

Descogido?

INÉS. Ten; ¡ qué airoso Es el traje y que de hazañas Ha hecho nn ojo tapado, En un cendal emboscado Un escuadron de pestañas! Vamos presto; no nos vea La hermana ó la madre Juana.

Sale DOÑA JUANA, al querer irse doña Leonor é Inés.

DOÑA JUANA. ¿ Donde con mantos, hermana?

INÉS. La Sancha con todos sea. DONA LEONOR. Tengo una cosa forzosa Que hacer.

DOÑA JUANA. No has de salir. DOÑA LEONOR.

Pues ¿quién lo embaraza? No? DOÑA JUANA.

Yo.

DOÑA LEONOR. ¿Conmigo tan imperiosa? ¿Eres mi madre?

DONA JUANA. Soy mas; Que te conozco, á fe mia. INÉS.

Ferma, ferma.

DOÑA JUANA. Hermana mia, No te canses, no saldrás. DOÑA LEONOR.

Que saldré, mil veces digo, Aunque te pese; que estoy Ya determinada, y soy...

Pues vo he de salir contigo; Que si el negocio es decente No estorbo yo, y no lo siendo, No hay que salir.

DOÑA LEONOR. Bien te entiendo; Que hacer de lo impertinente Virtud, ya es maña traidora De la mala condicion.

Leonor, tú tendrás razon, Mas no ha de valerte ahora; Que has de quedarte, ó contigo He de salir.

Vén en ello: Que un trascanton ha de hacello."

DONA LEONOR. Quiero que vaya conmigo; Que para hacer yo mi gusto. No me estorba nadie.—Vė, Trae el manto.

DOÑA JUANA. Aunque yo sé Que harás siempre lo que es justo, Mientras tus esparcimientos Llevas, llevarás mis pasos.

DOÑA LEONOR. Las leyes mas que los casos

En ti sola... DOÑA JUANA. Tus intentos.

Leonor, no ban menester pocas; Ponme el manto; ¿ adonde has de ir?

DONA LEONOR. No te lo quiero decir.

Salen DON JUAN Y DON SANCHO.

DON JUAN. No me refieras tan locas Diligencias.

DON SANCHO. Por los piés Se me escapó.

> DOÑA LEONOR. Vén, tapada.

DON JUAN Yo no he de hablaros en nada. DON SANCHO. Hola, ¿dónde van las tres?

DON JUAN ¡Qué os alborota? (¡ay de mi!) Îrân donde fuere justo.

DON SANCHO. Doña Juana, yo no gusto Que salgais vos.

DON JUAN. Mi Leonor si; Yo quiero que vayais donde Gustareis, y que lleveis

El coche. En él no saldréis; Que à mi nada se me esconde.

DON JUAN. No hagas caso desto, hermana; ¿Qué dudas? ¿Por qué no vas?

DON SANCHO. Mi mujer salir ya mas Ni asomarse à la ventana? DON JUAN.

Vé, Leonor.

DON SANCHO. No salgais vos. DON JUAN.

Vé tú sola, y véte al Prado. DON SANCHO.

Haced lo que os he mandado. Doña Juana.

DON JUAN. Vive Dios, -Que han de ir entrambas y cuantas Hay en casa.

DON SANCHO. Mi mujer, Lo que yo quiero ha de hacer. DON JUAN.

Cuando sin bajezas tantas Procedais mas atinado. Malo á mi tio tenemos; Venid, pues, y à verle irémos.

DON SANCHO. No me apreteis demasiado: Que antes en casa encerrada Mi mujer ha de quedar.

DON JUAN. Harto mas pudiera estar Esa locura encerrada.

DON SANCHO. No he de sufriros de hoy mas; Que excedeis...

DON JUAN. Los desabridos. Preciados de mal sufridos . Se obligan á sufrir mas; Que aunque os pese, han de ir las dos. DON SANCHO.

Doña Juana, todo el dia A la labor.

DON JUAN. Leonor mia Al Prado, a todo, y adios. (Vanse don Juan y don Sancho.)

INÉS.

Frente á frente ahora están Dos opuestos escuadrones. DOÑA JUANA. ¿ A mí tan nuevas razones ? DOÑA LEONOR.

Yo marido tan galan?

DOÑA JUANA, A mi preceptos tempranos? DONA LEONOR. ¿ A mí dueño tan cortés? DONA JUANA. ¿ A mí grillos á mis piés? DONA LEONOR. ¿ Para mí todo en mis manos? DOÑA JUANA. ¿ Que esté yo sin libertad? DOÑA LEONOR. ¿Que esté todo en mi albedrio? DOÑA JUANA. ¿ Que escarmiente el honor mio? DOÑA LEONOR. ¿Que temple mi liviandad?

DOÑA JUANA. ¿Que muestre tanta aspereza? DOÑA LEONOR.

¿ Que tenga tal confianza? DOÑA JUANA. Todo merece venganza.

DONA LEONOR. Todo merece firmeza. DOÑA JUANA.

Todo desobliga así. DOÑA LEONOR.

Mucho obliga un trato amigo. DOÑA JUANA.

Honor, yo sea contigo; Que ya todo es contra mi. ¿Qué piensas hacer, Leonor?

DOÑA LEONOR. Ya lo tengo bien pensado.

DONA JUANA. La calle Mayor o el Prado?

DOÑA LEONOR. Algo he pensado mejor.

DOÑA JUANA. Tá sola tienes licencia De tu esposo; vé en buen hora.

DOÑA LEONOR. No pienso salir abora, Juana; que es todo obediencia Una libertad prudente.

DOÑA JUANA. Qué duras son, qué pesadas Las acciones recatadas!

INES. (Ap. En compås bien diferente Llevan, y en vario semblante, Las tortolillas de un nido, Una bajos de marido, Y otra contraltos de amante. Gran descanso es ser mirona En tal garito.) En fin , ¿ cejas? ¿Ya no sales?

> DONA JUANA. En fin, ¿dejas

De salir?

DONA LEONOR. Asi corona

De aciertos la confianza A un bizarro hidalgo pecho.

DOÑA JUANA. Y en mi aquella injuria ha hecho Movimiento, no mudanza; Que hay mucho en mi que perder; Pero, por ser ley divina El mostrarle que camina Erradamente, he de hacer Lo que jamás no llegó A mi honrado pensamiento;

Dé muestras mi sentimiento, Solo me perdone yo. Bueno es querer que por si Sea yo á mí honor fiel Si ha de ser, mas que por él, Por lo que me debo á mí. Tener quiero entre excelentes Partes, à mi sangre iguales, Perfecciones naturales, No virtudes obedientes, Bajisimo natural, Ser bueno por complacer, Y con afectos de se Lisonjero espiritual. Yo salgo, si tú no quieres . Aunque nada aventurando; Tengan freno, pero blando, Las generosas mujeres. por fineza lo cuento El no haberle obedecido; Que desta vez advertido En tan pequeño escarmiento: Que à hombre tan poco avisado Avisarle no es injusto Que quien no sufre lo justo, Que sufra lo demasiado.

DONA LEONOR. Yo, hermana, no te aconsejo; Que en hacer lo que prohibe, He visto siempre que vive Muy diligente el consejo. Mas vé, Juana; que haces bien, Y ambas guardemos justicia. Yo en pagar una caricia, Y tù en vengar un desden.

DOÑA JUANA. Pues oye primero, hermana; Don Sancho ano lo merece? INÉS.

Y algo mas.

DONA JUANA. ¿ Qué le parece? DOÑA LEONOR.

Que en todo eres muy temprana.-Entra, Ines.

Voy con temor. ¿ Qué, hermana Leonor, tenemos? DOÑA LEONOR.

Yo sé, Inés...

Cuerdos extremos!

DOÑA LEONOR. Paguemos en noble trato Y advertida cortesia: Que á una fe una villania

Ya es ser hereje lo ingrato. DOÑA JUANA.

Inés, vén conmigo. INES.

Voy ¿Donde te lleva el capricho?

DOÑA JUANA. A no bacer lo que me han dicho.

INES.

Del mismo trabajo soy. DOÑA JUANA.

Honor, no estéis vos quejoso; Que en resolucion tan nueva, Yo no voy, porque me lleva La necedad de mi esposo.

(Vanse.)

Sale MORON, como que huye, y DON DIEGO detrás.

MORON.

Déjame andar huyendo todavía Y no pienses que hacerlo es cobardía; Que huir de tonto es el valor perfeto, Ciencia del fuerte y armas del discreto, Oh bendito don Juan! Juan de buen al-

Que marido de paz, holgado y ancho Como contraveneno es contra Sancho.

DON DIEGO. [ba visto. El don Sancho, es frialdad; que en fin te MORON.

No me preguntes mas; que, vive Cristo, Que aun aquí del don Sancho estoy tem-

DON DIEGO. [blando. ¿Que tan noble, cortés, piadoso y blan-

Entanduro suceso, el mismo esposo Topó y volvió el papel? Discreto cuiso Callar su afrenta, pero no mi aviso. Vive Dios, que me afrento de ofenderle, Y quiero antes vencerme que vencerle.

MORON. Haces hidalgamente, ;y qué hidalga Mujer! Que esta será la vez primera Que á un cristiano galan correspondi-

Al mundo haceis los dos ejemplo nuevo, De tibio amante y de celoso manso; Que el don Juan, que no rifa como potro, Es marido de teta con el otro.

DON DIEGO. [ociosa, Gran tentacion me ha dado, y no está Degalantear la hermana, ilustre, hermosa.

Pues, aunque honesta, en fin se ve ayudada

De aquella tempestad desconfiada Desu esposo; que están sus inquietudes De escarmiento poblando las virtudes, Y débame el marido impertinente El darle la razon de lo que siente.

Dosmozas, que llamamos de buen gar-Que ya caduco está lo de buen aire, Y vulgar el desaire, Desembarcan de un coche.

DON DIEGO.

Bien se huellan: Gallardos brios, generosos talles. MORON.

No hay mejores caballos de las calles.

Salen DOÑA JUANA É INES, topadas.

DOÑA JUANA.

Villana servidumbre, y mas villana La injusta mano que oprimir intenta Una alma noble, que, naciendo exenta, Bate el erguido cuello ; ah ley tirana! ¡On arrogante, oh cruel soberbia hu-

Aun de exceder tus márgenes sedienta, Que libre, que atrevida, que violenta, Jurisdiccion presume soberana! Yo, en paz criada, en resplandor nacida, Sin conocer mis pasos el denuedo, Al decoro, al honor vivi rendida; Mas ya es justo poder lo que no puedo; Que no es decente à generosa vida [do. Que lo que obra el valor se deba al mie-

¿Sabes donde estas? DOÑA JUANA.

Por nueva en estos antojos, Todo lo ignoran mis ojos , Todo lo dudan mis pies, ¿Qué calle es esta?

INES

No ves tanto señor mozo, Bizarro galan destrozo De tanta quietud humana? Es la Mayor.

DOÑA JUANA. Bien dudé; Que eternamente la vi.

INES. A Moron he visto alli.

MORON.

Si aun lo mismo que se ve No engaña, á Inés veo ahora Y á Leonor.

DON DIEGO. ¡Qué injusto nombre! DOÑA JUANA.

Este es don Diego.

De buen arte? (Ap. La traidora Bieu le conoce.) ¿ Qué hacemos? ¿ No hablamos?

DONA JUANA. ¡Qué novedad!

¿ Hablar yo?

La ociosidad Es gran pecado; troquemos Aquello que travesura Se llama.

DONA JUANA.

Mas veamos si mi hermana Disculpa bien su locura. Tápate mas; no te vea Ninguno.

Un manto, Señora, Anochece á cualquier hora.

¡ Qué bien se emplea En mi ese nombre!

INES.

Simplon,

¿ Conócesme ?

¡Qué! ¿tú eres , Maldita entre las mujeres?

INÉS.

Moderado socarron, Llama á tu amo , y con recato Di que llegue, y que no es Leonor esta.

MORON. ¿Cómo, Inés? INÉS.

Como es otra, mentecato. MOBON.

: Gran razon!

Tenle advertido Que hable de lo muy perfeto : Que he dicho que es muy discreto.

MORON. Sabe decir « desvalido, Atencion , galanteria , Tal vez desaire , atinado. Lo cierto es, pesar, cuidado, Presumido, groseria»...

INÉS. Ay qué discreto!—Señor, Tiento en hablar; que es la hermana.

DON DIEGO.

Estos pasos, doña Juana? Enredos son de Leonor.

MORON

Es Leonor el turco? Llega, Desmesurate.

DON DIEGO. Es en vano. INES.

Fiate un poco à lo humano , Suelta el majer.

DOÑA JUANA.

Soy tan lega En el arte, que no sé Ní aun el camino; yo llego.— ¿Sois vos el señor don Diego? DON DIEGO.

Lo que ha negado la fe, Bien se pregunta.

DONA JUANA.

Merece Gran atencion la respuesta;

Buena debe de ser esta, Pero no me lo parece. Otra oigamos; que por dicha, Como bisoña, no entiendo Lo mejor.

DON DIEGO. Yo no pretendo Hacer de la fe desdicha; Bien con mi mal quedo así.

DONA JUANA. ¿Esto ha querido mi hermana? Ya, de honrada, no estoy vana, Ni me debo tanto à mi Cé, Francisca, llega luego.

INES.

Pues bien, ¿ qué te ha parecido? DONA JUANA.

Ni sabroso para oido, Ni lindo para don Diego. INÉS.

¿Oué te ha dicho?

DONA JUANA. De la fe

Grandes trabajos.

INÉS.

Leonor

Creyo que era.

DON DIEGO. Oh ciego error! No es mi enemiga, ni sé Qué será, todo se esconde; Pero, cualquiera que sea, Con gran ventaja pelea, Porque escucha y no responde.

MORON.

Decir quién es la tapada No hay remedio?

No. Moron. MORON.

: Oh mantos de humo, que son Criados, que no encubren nada!

INES. Es una mujer de bien.

MORON. Gran cosa! pero infinitas Conozco yo...

# Sale DON SANCHO.

DON SANCHO No hay visitas Como cuidar mucho y hien De mi casa. De mi hermano De mi casa. De mi nermano
Huyendo vengo, por ver
Si osó salir mi mujer;
Cuerpo à cuerpo, y mano á mano
Están, aunque divididos,
Cuatro alli (ved lo que pasa).
Déjenlas salir de casa,
Que esto verán los maridos.
¿Qué miro? Que son los dos
De gajen tento ma recelo; De quien tanto me recelo : De quien tanto me recelo ;
¿Y ellas quién? ¡ay santo cielo!

Inés, Leonor; vive Dios,

Que son ellas. ¡Bien temi!
¡Qué maldad! qué infamia! Aquel
Es el traidor del papel.
¡Qué haré? ¿ Matarélos? Sf.

Mi hermano muy cortesano

Miré, y con rabia me rio. Miré, y con rabia me rio.

#### Sale DON JUAN.

DON JUAN. Que antes de ver á mi tio Se me escapase mi hermano! ¡Terrible hombre! El se volvió A casa.

DON SANCHO. ¿ Don Juan ?

DON JUAN.

¿ Qué es esto.

Don Sancho?

DON SANCHO.

Yo digo presto Todo lo que siento yo. Vuestro dictamen holgado, Tan galante y esparcido, Tan discreto lo marido, Lo galan tan demasiado, Ved, don Juan, ved donde para.

DON JUAN. ¿ Qué quereis darme à entender? DON SANCHO.

Que aquella es vuestra mujer.

DON JUAN.

Cien mil veces cara à cara Mentis, y en vuestro desvelo Pensad con baja porfia En la vuestra , no en la mia ; Que os mataré , vive el cielo. Ni partais entre los dos Vuestras locas vanidades: Todas vuestras necedades Son menester para vos. (Ap. Ellas son, y los dos hombres Son aquellos, ¡ay de mi!)

DONSANCHO.

Andad primoroso aqui , Y aunque les deis falsos nombres , Mis recatos os dirán Que es cosa mas atinada Que esté una mujer cerrada Que hablando con su galan.

Si eso verdad fuera, á vos Por vil pariente y amigo, Y à ellas y à todos, digo, Os matara, vive Dios; Y aun castigo mas tirano Merecia el que tan fiero, Merecia el que tan fiero,
La injuria que vió primero
La guardó para un hermano.
(Ap. Cierto es mi daño, y el medio
Blando; qué inàtil salió!
¡Oh mal grande, que enfermó
Nuevamente del remedio!) MORON.

Pléguete Dios.

INES.

¿Qué hay ahora ? Qué tienes, que estás turbado? MORON.

No es nada; el Sancho me ha dado ...

INÉS.

Es mal de todos. - Señora, Tu marido ...

DONA JUANA. Aunque le espero Sin temor, don Diego, al punto Os retirad.

DON DIEGO. No pregunto La causa, y serviros quiero En lo que menos quisiera. Vamos, Moron.

MORON. ¿ Qué has hallado? DON DIEGO.

Un tahur muy recatado, Que no envida á la primera.

MORON. La mesurada es sin duda.

DON DIEGO.

En qué lo bas visto?

MORON.

En que anda Tras ella el novio de Irlanda, Que es su marido de ayuda.

DON DIEGO. Dejarla solo es injusto.

MORON.

El perro es muy ladrador. (Vanse don Diego y Moron.)

INÉS.

Y don Juan?

DONA JUANA. Algo mejor; Mas tengo espacioso el gusto.

DON JUAN. Seguirélas? No, no venza Tanto el dolor; que vengar Esto en público es sacar Una houra á la vergüenza. Voy á casa á prevenir; Mas joh enemiga! ¿qué, qué Prevengo en tan falsa fe, Mas que matar y morir? A buen tiempo mis enojos

Tomaron, fieros, tiranos, Venganza de propias manos, Pero no de ajenos ojos. DON SANCHO.

Vive Dios, que estoy corrido De ver tan afeminado Un hermano, y mi cuñado;
He de pasarlo à marido.
Mujer loca y atrevida,
Bachillera y licenclosa,
Si fuerais (¿qué es ser?) mi esposa,
Aqui os quitara la vida,
Y holesa que mi mujor Y holgara que mi mujer Fuerajs ; que en mal tan violento...

(Vase.)

DOÑA JUANA. Quiero darle este contento No mas.

¿Qué quieres bacer? DOÑA JUANA. Descubrirme aqui.

INÉS Eso no.

DOÑA JUANA. Responderle.

INES.

Eso sera

Conocerte.

DOÑA JUANA.

No podrá; Que soy mal sufrida yo.

DON SANCHO. Qué bien teneis escondido El rostro en accion tan fea, Tan baja, porque no os vea Vuestro ignorante marido!

Sois una mujer liviana, Sois una...

DOÑA JUANA. Inés, dejamė; Dos venganzas tomaré, La mia y la de mi hermana.

Que no te descubras digo; Que yo os vengare á las dos. DON SANCHO.

Y vos ruin.

INES.

TNES.

Menos de vos: Con mi ama ni conmigo No se meta vuesasted; A su mujer, presumida, Recatada y recogida, Puede hacerla esa merced. Hay locuras semejantes! Querer en toda ocasion er, como descomunion, Novio de participantes Que ni à su propio marido e sufriera esta señora Eso que le ha dicho ahora.

DON SANCHO. El es tan necio y sufrido, Que merece, y no es injusto, Cuanto le sucede aquí.

DONA JUANA. 

DON SANCHO. Yo si que tomé buen medio, Que à mi mujer le estorbé El salir.

DOÑA JUANA. Cierto que fué Muy como sayo el remedio. DON SANCHO.

Pero vos teneis disculpa; Que al marido que alcanzais Qualquier ofensa que hagais Suya es, no vuestra, la culpa.

DOÑA JUANA. ¡ Ay Inés , que estoy corrida ! Que contentándome va.

DON SANCHO. Este mal ejemplo hara Que, estrechândole la vida A mi mujer, à su hermana La encierre mas cada hora.

INÉS. Hará siempre lo que abora Mi señora doña Juana.

Eso le importa deberme Su honor, porque mi recelo ...

DOÑA JUANA. Déjame hablar con el cielo; Que del no puedo esconderme. Gielos, ¿ que presuma este hombre Que él es quien buena me hace? DON SANCHO.

Cualquiera, no como nace, Como vive, tiene el nombre; La sangre es tiempo perdido; El marido hace mujer.

DOÑA JUANA,

Pues esta vez no ha de ser; La mujer hara al marido,

INES.

6 Como ?

DOÑA JUANA. Con ser cada dia Batalla lo que fué amor.

Nunca es bueno el ser peor. DON SANCHO.

¡Qué mujer para ser mia! Buen marido á toda ley.

DOÑA JUANA.

Hay tal bruto!

INES. Es toro fiero.

Y remedio no le espero, Sino que le tire el Rey.

# JORNADA TERCERA.

Sale DONA LEONOR.

DONA LEONOR.

Si la nieve erizada En hombros del enero Se muestra el cierzo fiero De crespo horror armada, Apacible se templa al blando rayo De los sonoros céfiros de mayo. Si el mar con rizas huellas Pisa el sol las plumas, Y en escollos de espumas Peligran las estrellas. Luego se humillan las hinchadas olas A tiernas calmas y á caricias solas ; Si el poderoso airado, De la fortuna dueño, De la fortula duello, Saca su altivo ceño, De asombros coronado, [tante, Glorioso á un rendimiento en breve ins-La tempestad serena del semblante; Yo, que nieve no he sido, Fuego ni mar furioso, Ni airado poderoso, Ni bruto embravecido, Mas bien mejor me rendiré constante A un marido galan que à un loco amante

Sale DON JUAN.

DON JUAN.

Por el aire quislera, entanto fuego, Haber llegado ya, que vuelvo ardiente; De mi infamia la luz me lleva ciego, Negado à la noticia de la gente. Verà Leonor, verà si tarde llego A la vengauza, y que sangrientamente, Sin hacer del sliencio servidumbre, Sé sufeir por valor, no por costumbre. Sin nacer det sitencio serviolimbre, Sé sufrir por valor, no por costumbro. Aqui està mi cuiada; i ob generosa Envidia noble de mi honor perdido! Ob valiente mujer! Ob paz gloriosa De la injusta inquietud de tu marido!

Oh à mas rigor mas furia! Oh falsa espo-Mas libre à mas amor, de amor vencido,

Qué en vano te obligué cuando, adver-Mas récio que mi voz te hablo mi vida!

¡Qué apacible , qué amable, qué obe-A tu dueño! Yo solo el Ignorante.

¡Oh Juana! Duice amiga honestamente, Aun le adoras las culpas del semblante. Y qué osada Leonor y qué insolente, Atenta á las lisonjas de su amante; ¡Oh cómo tarda! Oh si llegase, y luego! Pero ¿á qué nueva luz estoy mas ciego? ¿Leonor aqui?

DONA LEONOR.

Don Juan, mi bien, mi amigo.

¡Válgame Dios! ¿Es cierto? Es mas enga-¿Llegó primero, ó yo tardé conmigo, Con el peso y dolor de tanto daño?

DOÑA LEONOR.

Mi señor, ¿ qué teneis?

DON JUAN. (Ap.)

Aun no me obligo, Con tanto desengaño, al desengaño, Yo vi á lnés, yo la vi ; que en ver enojos Pesados, verdaderos son los ojos. ¡ Ellas eran, no hay duda, cielo santo!

DOÑA LEONOR.

Mi bien, esposo?

DON JUAN. (Ap.)

Quede el honor mio

Vengado y muera.

Salen DOÑA JUANA É INÉS, con mantos.

DOÑA JUANA.

Inés, quita este manto.

DON JUAN.

Inés, Juana; ¿qué veo? ¿ Es desvario? DOÑA JUANA.

¡ Qué léjos! No pensé cansarme tanto. DON JUAN.

Como es hien, à los ojos no le fio. Respirad, corazon; perdona, esposa, Que en tu hermana te miro mas hermo-

INÉS.

Tu cuñado está aqui.

DOÑA JUANA.

No temo nada. Entre, que solo à mi temerme puedo; Que es foria una mujer desobligada, Que al miedo tiene ya perdido el miedo. (Vanse doña Juana é Inés.)

(Ap. En mi advertencia envainaré mi es-Pues satisfecho y reconstante mi es-Pues satisfecho y recatado quedo Que lo que mas se oye y que se mira No tiene mas verdad que ser mentira.)

Leonor.

DOÑA LEONOR. Don Juan, Señor; hablad, bien mio, ¿Qué cuidados traeis?

DON JUAN.

Turbado ahora Llego, Leonor, de ver à nuestro tio, Que no los males desta casa ignora. De don Sancho ha sabido el desvario, Y tan caducamente à Juana adora, Que temo en tal ruina, en tantos daños, El anciano edificio de los años. (Ap. Quiérola divertir en Juana ahora; Piense, y no en mi turbado pensamiento; Que una desconfianza es mas traidora Cuando no la merece un sentímiento.) Leonor, dichosa el alma que te adora Y á tas divinas partes vive atento; Que á tí, nunca ofendida ni quejosa, Aun lo entendida te confiesa hermosa. Voy á estorbar que el viejo apresurado No intente aquel remedio tan ruidoso, Para necesidad tan desdichado, Para la estimacion tan peligroso.

Dichoso nuestro amor, feliz estado El nuestro, y cien mil veces yo dichoso,

[pania, Que en tu amable, en tu hermosa com-Envidia todo el sol la estrella mia! (Vase.)

Salen INES, con manto, y DONA HIANA.

DOÑA JUANA.

Inés, ya me entiendos.

Tanto, Que voy luego, y à mis piés Madrid chico golfo es Cuando me embarco en mi manto. La caridad deste oficio Es grande ; que ellas primero Toman hierro en vez de acero, Y yo hago el ejercicio. (Vase.)

DOÑA LEONOR.

Hermana, ¿cómo has tardado Tanto?

DONA JUANA. Te lo ha parecido. DOÑA LEONOR.

¿Si lo sabe tu marido? DOÑA JUANA.

Leonor, llámale cuñado, Y no bables mucho conmigo.

DOÑA LEONOR.

¿Qué es no hablar mucho? ¿ Es razon. Sabiendo la condicion De tu esposo?

DONA JUANA. Ya te digo Que le llames tu cuñado,

DONA LEONOR. ¿ Súpote bien La calle Mayor, en quien El primer paso que has dado Tuviste entera una tarde? Es hueno, es justo, es decente Que al escuadron floreciente Y al tierno bizarro alarde

Y no mas.

De tanto libre mancebo Fuese tu retiro airoso, Lo mirado por lo hermoso, Lo buscado por lo nuevo? De hien acondicionado Un hombre opinion tenia, Pero su mujer decia: «Sí, sí; por lo enladrillado.» Y así, tú, encogida y bella, Sin la ocasion cuerda has sido, Pero en una que has tenido Luego tropezaste en ella ; Y en fin, si has hundido el mundo

No mas de por un enfado, Ay triste del mi cuñado, Juana, al enojo segundo! DOÑA JUANA.

¿Cómo, cómo tú ese modo? ¿Quién te ha hecho en lo que excedes Tan virtuosa, que puedes, Leonor, murmurar de todo? ¿Quién vió jamás, quién, tan potro Lo santo, santo menguado, Que todo lo reformado Ouiere empezar por el otro? Si la reprehension por ti Empieza, tan ocupada Estará, Leonor, que nada Ha de sobrar para mi. La virtud tendrá segura, Aunque mas tarde comience, En el vicio quien le vence,

Pero no quien le murmura. ¡Ob virtud ma! entendida, Ya del alma falsa estrella, Que todos hacen con ella Conveniencias de la vida! Nunca vi al mundo tan lleno De maldad, que aun es mayor Que ser malo, y ser peor Disputar tanto el ser bueno. A ofender no me acomodo A ninguno, es fuerza aqui; Pero hoy predico de ti, Y asi te lo digo todo.

DONA LEONOR.

Juana, correrte no quiero; Deja, no hagas mas estrago; Si digo lo que no hago, De ti lo aprendi primero.

DOÑA JUANA. Solo un error esto encierra.

DONA LEONOR.

¿Yes, Juana?

DOÑA JUANA. Que siendo aqui

Tú la enferma, yo me fui A los aires de tu tierra.

(Vase Leonor.)

Soberana virtud, sencilla y pura, De nuestra vida estimacion primera, Mi alma con rendido amor venera La gloriosa verdad de lu hermosnra.

Mas deti, joh vergüenza, oh mal segu-Virtud bastarda, fementida y fiera! Con destrozo fatal hallar quisiera

La preciada traicion de tu locura. Con ira noble miraré un tirano Esposo vil, que en ciego barbarismo Mi quietud alteró turbada en vano.

[abismo. Cielos, de mi ¿qué fuera en tanto Si, como mi desdicha está en su mano. No estuviera tambien mi valor mismo?

#### Sale DON SANCHO.

DON SANCHO. Que me detuviesen tanto Aquellos hombres, que no Pude seguirlas! Que yo Tal sufri! De mi me espanto. DOÑA JUANA.

El cuñado de mi hermana Viene aquí; ¿si habrá traido Otro primor de marido?

DON SANCHO.

Mas aqui está doña Juana. DOÑA JUANA.

Veamos si me agradece Que no sali con Leonor.

DON SANCHO. Buen cuidado, grande amor Toda esta casa os merece; Que con tanta libertad Salir à Leonor dejasteis, Que en consentirlo tomasteis Parte de la liviandad.

DONA JUANA. (Ap. Fortuna cruel, grosero Marido, si esto es querer

Que yo sea vil mujer, ¿Que importa, si yo no quiero ?) Si obedeció à su marido, Qué le pides?

DON SANCHO. Buen acuerdo; Qué importa? Que solo el cuerdo Ha de ser obedecido.

DOÑA JUANA. De suerte que será culpa? DON SANCHO. Grande, obedecer à un loco.

DOÑA JUANA. (Ap.) Aunque no me ayudas poco, No me bastas por disculpa. Mas ¿quién dudo quién así Merece una villania? Ab, la venganza mia Se pudiera hacer sin mi!

DON SANCHO. Habeisle ya preguntado Qué coche, dama ó señor Topó en la calle Mayor, Florido arrabal del Prado? Procurasteis que informada Os trujese relacion De su ociosa ocupacion Y de tanto no hacer nada, Y la espaciosa porfia Con que en calma tanto coche Cuentan por fiesta á la noche, El haber perdido el dia; El concierto, el gusto, el nombre, Y en la carroza insolente Admitir, no solamente La plática, sino el hombre? Todo eso quereis saber Qué honrado trato, qué honesto!

DOÑA JUANA. ¡Válgame Dios! ¿ Que todo esto Puede hacer una mujer? Y cuando eso hubiera sido, Que no será, ¿ no es peor Que hable en la calle Mayor Y lo vea mi marido?

DON SANCHO. (Ap. Vive Dios, que lo ha contado, Y que iban juntas las tres; Todo lo sabré de Inés Cuando un marido es menguado, Todo es fácil que se vea , Y quien no estorba á una hermana Lo aturdida y lo liviana, Es forzoso que lo sea.

DOÑA JUANA.

; Don Sancho!

DON SANCHO. Hablad; que aun me enfada En vos silencio tan loco.

DOÑA JUANA. No puedo deciros poco; Y asi, no os respondo nada. (Ap. Mucho me llego à temer Detienda el cielo mi honor; Que aunque estoy en mi valor, Vivo dentro de mujer.)

DON SANCHO. No os vais. No andeis prevenida; Que he de saber lo que fué. (Vase.)

DONA JUANA. Aun desdichada una fe No la quiero arrepentida. Cuanto mas camino á ella, Mas tardo en mi perdicion; Que tengo mucha razon, Y no me atrevo á perderla. Mas en vano defenderla Intento, en vano porfio; Que aunque es vano el albedrio, Tan poco pude con él, Que en no tener parte en él, Conozco solo que es mio. Espere mas poderosa Con el rigor la obediencia, Pero sabe una paciencia Ser mas cuerda que dichosa.

DD. C. DE L.-n.

Mas que obligada, quejosa De mi sufrimiento quedo; Que à la razon que no puedo Ni valerla ni ayudarla, No hallo en qué aprovecharla, Si no es en tenerla miedo. Pero sea la postrera Resolucion; que si dura En don Sancho esta locura, Puede ser que yo no muera.

Y que la venganza quiera Vivir, pero ¿yo temello? Caiga, caiga y rinda el cuello Mi furor; mas cuando calle Y no pueda perdonalle, ¿ Qué me hace pensar en ello?

Salen INES v MORON, muy recatados.

INES.

Entra, y no temas, cuitado.

MORON. Qué no es temer? No entraré Si no me traen una fe De que está el don Sancho atado. Escribirme no pudiera Leonor un billete, pues Sabe hacerlo, y yo no?

DONA JUANA Inés.

¿Viene ese hombre?

MORON.

Guarda fuera. Por Cristo, que es la marida Del Sancho. ¡Oh perra traidora!

Quitale el miedo, Señora; Que es un pollo de por vida.

DOÑA JUANA. Señor Moron, ¿tanto miedo?

MORON.

Ann queda mas.

DONA JUANA. Lo gustoso

Hace alarde de medroso. MORON.

Siempre hago yo lo que puedo.

DOÑA JUANA. Llamarle yo babra tenido Por gran novedad, y es Gusto y ocasion.

MORON.

Inés, No desaten al marido: Que me iré sin responder.

DOÑA JUANA. ¿ Qué teme? Qué tiene ahora?

MORON. Que vuesamerced, Señora, En cuanto hombre es su mujer, Y en solo verla me espanto.

DOÑA JUANA.

Quiero fiarle un secreto; Que sé que es hombre discreto.

No pensé que sabía tanto Doña Juana, mi señora.

DONA JUANA.

A don Diego he menester Hablar al anochecer
Puntualmente, que es la hora
Que luces no se habrán puesto,
Y sin luz estar conviene, Por si alguna gente viene,

Es un chiste muy honesto;

Gran favor, mas no lucido, Quererle à oscuras.

DOÑA JUANA. Inés.

Advierte que hasta despues Que haya bien oscurecido No ha de entrar.

Ni te ha de ver?

DOÑA JUANA.

No, hermana; que importa asi.— ¿ vo engaños? Mas por aqui Empezaré à ser mujer. (Vase.) MORON.

Sin luz diee que le quiere, Que será caso cruel ; Sin duda quiere con él Rezar algun miserere.

Ella es sol, pero con nieblas. INES.

Es muy santa, ¿ qué te espanta? MORON.

Es santa y semana santa, Con ayuno y con tinieblas.

INES.

Tiene caprichos bizarros.

MORON.

Pues contigo se aconseja, No, Inés, no ignora, no deja El camino de los carros. Eres, Inés, general, Para diluvio te guarda; Que eres, con maña gallarda, Alcabueta universal.

De lo alcahuetado, en fin, Se ha de fiar el veneno, Para encubrirlo al mas bueno, Para alentarlo al mas ruin.

MORON.

El Sancho ya sabe hacer Algo bueno.

INÉS.

¿Qué, Moron? MORON.

Vaya dicho con perdon: Hacer mala à su mujer.

INES. Eso es bueno?

Yo no quiero

Que sea mala ninguna Pero si ha de serlo alguna, Sea la de un majadero. Si ella del novio enemigo Se venga, Inesita amiga Yo la absuelvo, como diga: «Don Sancho sea conmigo.» Vamos.

INES.

Escucha, ¿y no llevas Algo que darme?

De nada

Me asusto; piensa, cuitada, Civilidades mas nuevas; Que darte dos de á ocho, quiero, Segovianos de buen talle; Que no he visto, sino el dalle, Cosa hidalga en el dinero.

(Vanse.)

Sale DON JUAN.

DON JUAN.

Esta noche muy temprano,

Que en su posada me espera Mi tio avisa, y quisiera Hablar antes con mi hermano; Que veo resuelto al viejo A remediar su celosa Condicion escandalosa; Que, desdeñando el consejo, Y de su paz enemigo, No es tan necio y desigual En estar con todo mal Como en estar bien consigo.

Sale DON SANCHO, sañudo.

DON SANCHO.

Hermano, à habeis encontrado
Al viejo?

DON JUAN. ¿Qué le quereis? DON SANCHO.

Va creo que lo sabeis.
Vengo, don Juan, muy cansado;
Que me han dicho que mi tio
Se mete y habla furioso
En si soy terrible esposo;
Este imperio todo es mio.
Hacer puedo y deshacer.
Si á gobernarme se inclina;
Es tio de su sobrina,
Pero no de mi mujer;
Que es justicía destemplada,
Y muy indigna de ser
De varon grande, el creer
De uno todo, y de otro nada.

DON JUAN.

(Ap. Con su ofensa misteriosa; Qué falso está el mentecato! Mas responderle no trato; Que por mas bizarra cosa Tengo y por mas convenienciá, Por mas huzaña y mas gloria, Ofrecerle la victoria Que admitir la competencia.) Vos sois en todo acertado, Todo en vos es singular, Nada en vos bay que enmendar.

DON SANCHO, Vos seréis mas atinado, V con desvelo y valor, Mas gallo de vuestra casa, Mas féuix de vuestra brasa, Mas lince de vuestro bonor.

Mas féuix de vuestra brasa, Mas lince de vuestro honor. Que penetrais las mujeres Con la vista tan sencilla, Cual si un manto de Sevilla Fuera muralla de Ambéres.

Aunque pueda responderos, No he de enojarme ya mas Con vos, porque se hace mas En sufriros que en venceros. Pero vos, ¿ que habeis peusado Que sois?

Yo cuerdo, advertido,
Recatado, prevenido,
Discreto, prudente, honrado.
En mi la honra nació
Nunca de agravios manchada;
Y en fin, ni es hombre ni es nada
Quien no fuere como yo.

non juan. No porfiarémos jamás; Como yo no sea ahora Lo que vos sois, en buen hora Sea todo lo demás.

(Vanse.)

Salen INES y DOÑA JUANA.

Estas injurias me dijo,
Y entre amenazas furiosas,
En la daga la una mano,
Y al cuello asida la otra,
No menos que tus traiciones
Me pregunta, y en su hoca
Es lo enemiga, lo infame,
La mas válida lisonja;
Y viendo que no respondo...

DOÑA JUANA.

Calla, Inés; no quieras que oiga
Afrentas, no , sino furias,
Ya en mi pecho rayos todas.
Véte, Inés, véte, no ayudes

(Vase Inés.) Mi enojo.—¡Estrellas piadosas, A muchos siempre tan blandas, Y a mi tantas veces sordas! Y à mi tantas veces sordas!
¿De qué abismos prodigiosos,
De qué Libias arenosas,
Desierto ó leve poblado
De tanta infernal ponzoña,
Salió este mónstruo, que intenta
Alterar la paz dichosa
De mis sentidos, que al arma
A tantas desdichas toca?
La seguedad, la tibiaza A tantas desdichas toca?
La sequedad, la tibieza,
En los maridos tan propia,
No bace à la fe menos fuerte,
Mas hácela mas costosa;
Pero la ruindad, la infamia,
La desconfianza sola,
Desquiciará de los orbes
La astabla firmasa, La estable firmeza hermosa. La fábrica de mi bonor. Tronco firme, inmóvil roca, Constancias bate, y la injuria Bajas flaquezas tremola, Ya para una débil cana, Cuya entereza es tan corta, No soy ejemplo, y ser pude Crédito, para ser Troya. Sea maldad, traicion sea, Tempestad soy, que en la forma Que en los desatados cielos, Que sus esferas trastornan Los impacientes arroyos, Arrebatados destrozan Mieses, plantas, frutos, flores, Mieses, plantas, frutos, flores, Verbas, ramas, troncos y hojas; Avenida soy de agravios, Tras mi flevo, ciega y loca, Recatos, obligaciones, Alma, gusto, vida y honra. Vean los fieros maridos Que es necedad peligrosa, A la fe pintaria léjos, Y al honor fingirle sombras. Si las honradas me acusan, Si las sufridas me notan. Si las sufridas me acusan, Si las sufridas me notan, Si me admiran las cobardes, Si me infaman las dichosas, Si me condenan las fuertes, Si las cuerdas me acongojan, Mis culpas les encomiendo A las desdichadas solas.

## Salen DON DIEGO É INÉS.

No ha podido ser mejor El tiro.

Habla paso ; ¿es cosa Nueva un engaño?

DON DIEGO.
Fingirse
Juana y ser Leonor.

TNES.

No pongas Culpa al temor de que huyeras De su nombre, cuando lloras Su olvido.

DON DIEGO.

Y qué oscuridad!

Forzosa,

Porque ninguno te vea.

A Inés escucho.

INÉS. Señora,

Don Diego.

Advertiste aquello?

No me tengas por bisoña; Engañar nunca se olvida. ¡Qué presto se desenoja Quien ama!—Llega, don Diego.

#### Sale DON JUAN.

DON JUAN.

Siempre no espantan sombras.
Un hombre ha entrado embozado,
Y en el aire y la persona
Me pareció aquel; joh vanas
Imaginaciones locas!
Mas ¿qué oscuridad es esta?
Qué confusion? No se borran
Fácilmente unas noticias
Cuando se encuentran con otras.
No siento á nadie, aunque alli
Me parece...

No son pocas Las ocasiones, Leonor:

Leonor?; Ah cielos! Dudosa Está el alma; que en los ojos Y en los oidos se forman Nubes, que se desvanecen A cualquier luz que las toca. Mas á sufrirlo ni à creerlo Me atrevo; que vitoriosa He visto á mi fe, y conmigo Están falsas mis memorias.

Aquí engañado he venido, Leonor.

¡Desdicha espantosa! Matarélos; mas no escucho La voz de Leonor, que informa Aun mas que el nombre.

DON DIEGO. Al instante onor, esposa

Que te vi, Leonor, esposa
De don Juan, cuya nobleza,
Cuyo valor, cuya gloria
Tiene opinion tan lucida,
Propuse, y tú no lo ignoras,
Que tuviese mi respeto
Su espada, y sospecha ociosa.
Mi amor honrado y cortés,
Que navegó esta derrota,
Anegóse, y con suspiros.
Hizo salva á sus victorias.
Vive en los dichosos brazos.
De don Juan, mil siglos goza.
Tal bien; que te estimo honrada
Mas que te adoraba hermosa.

DON JUAN. ; Qué dicha! No para dichas, Mas no se quitan las olas De mi temor y mi pena; Que en el modo y en la hora Toda es misterios la duda.

Leonor, aunque no respondas, Te he de preguntar por que En forma tan sospechosa Me has llamado con el nombre De tu hermana; cuya historia A los honrados lastima Y á los cuerdos enamora; Oue desobligada...

DOÑA JUANA.

Espera. Toda su opinion le torna A Leonor; con doña Juana Estás hablando.

DON DIEGO. Señora, Cuanto es mayor la ventura, La extraño mas.

DONA JUANA. Yo, yo propia

Te Hamé.

DON JUAN. (Ap.) Oh prenadas penas, Cuántos monstruos se os antojan! Qué dichosos desengaños! Mas en dudas tan costosas, Por no haberlos menester, Yo los perdonara ahora.

DOÑA JUANA.

Turbada estoy; si han llamado A la ocasion poderosa, Tan contra mi una venganza, Mi desdicha la perdona. Llamé à este hombre, mas no Riesgo y no acierto medrosa A perderme, ni me atrevo A que salgan vencedoras De mis purezas mis iras; La falsa fe , la alevosa Condicion del enemigo, De un tirano la traidora Descontianza, el severo Rigor, todo me ocasiona, Todo me arrastra y despeña, Y a mi perdicion me arroja; Pero en vano, que es todo aire, Con quedar una fe airosa.

Sale DON SANCHO.

DON SANCHO. Cómo á estas horas á escuras Está mi casa?

Don Diego, Ruido siento; que os vais luego Os suplico.

DON DIEGO. Qué locuras! Pues ano he saber primero Para qué llamado he sido?

DONA JUANA Ya vos lo babeis referido; Saberlo quise, y no quiero

Saber mas. DON DIEGO. Ved que es error Que en peligro os deje aqui.

DOÑA JUANA. Temedme en todos así.

DON DIEGO.

Mujer rara!

DON SANCHO. Aqui hay rumor; Gran traicion à temer llego.

DON DIEGO.

Si para esto me ha llamado, Yo vine desalumbrado A no mas que à volver ciego. (Vase.)

Mucho reza esta mujer; Dejóme aqui la Inés fiera Tan solo, como si fuera Algun dichoso de ayer, Y aunque es gracia vieja el miedo, Hoy no es gracia:

DON SANCHO.

Alli he sentido

Una voz.

DON JUAN.

¿Si habrá venido Mi tio?

DONA JUANA.

¿No os vais? Ya quedo Con vos cansada, y conmigo Se que a esta casa teneis El respeto que debeis; Y segunda vez os digo Que os llamé à desengañaros, Con la fineza y valor De don Juan y de Leonor.

DON JEAN.

Ya no os quisiera tan claros, Desengaños merecidos; Que aunque ya os debo el vivir, A gran pesar del oir Descansaron los ofdos.

DON SANCHO. La voz escucho de un hombre, Y de una mujer la afrenta; Nunca hay sospecha que mienta.

MORON.

No hay ladrillo que no asombre En esta casa.

DON SANCHO. Ah traidora! Hácia allí sus pasos siento.

MORON. Del tenebroso aposento La devocion temo ahora. DON SANCHO,

Ah ingrata!

Oh si fuese lumbre!-Inés de mis ojos, ¿quién Anda aquí?

DON SANCHO. Ah infame!

MORON.

Pronuncia una pesadumbre! El Sancho es,

> DON SANCHO Llamas arrojan

Mis ojos.

Huyendo salgo; Que falte à este pobre hidalgo Parientes que le recojan?

DON SANCHO.

Ah falsa mujer! Aqui Moriras.

¡Qué! ¿mujer yo, Y del Sancho? ¿Quién guardó Tal desdicha para mí? DON SANCHO.

Traidor, ¿di quién eres? MORON.

Trate

Usté bien à su mujer.

DOÑA JUANA. Eso es quererme perder. DON SANCHO. Vive Cristo, que te mate. MORON. Témolo, y que no me goce. DOÑA JUANA.

¿Quereis que me hallen á oscuras Con vos? DON JUAN.

Luces son seguras, Estar con quien os conoce.

DON SANCHO. Soltarte quieres, bergante? MORON.

En esta casa, ni adrede, Ningun hombre honrado puede Ser mujer un solo instante; Y así, perdone vusted, Que me suelto.

DON SANCHO.

¡Oh perro! en vano Piensas huir de mi mano.— Hola, criados, traed Luces, que el peligro es mucho; Que hay traidores y aun traidora.

DOÑA JUANA. Ay de mi!

DON JUAN.

No estéis, Señora,

Con pena.

DOÑA JUANA. Otra voz escucho. DON FERNANDO. (Dentro.) ¿ Está encantada esta casa?

No hay luz en ella, ni quien Responda?

Mi tio es este. Salir quisiera por él;

Mas no me atrevo à dejar Sola à Juana.

DON SANCHO. Yo he de ver Mi afrenta antes de vengarla; Mas vengarela despues, Hartando de gusto y sangre A mis ojos.

Salen el viejo DON FERNANDO, y GENTE con luces.

DON FERNANDO. De tropel ¿Tú con espada ? DON SANCHO.

Y tambien

Con razon.

Salen DONA LEONOR & INES.

DOÑA LEONOR. Inés, ¿ que es esto? INES.

Ay, Señora! No lo sé; Pero sospecho gran mal. DOÑA JUANA.

Ay, don Juan! ¿Tù aqui?

DON JUAN-No estés

Confusa; que tus virtudes A todasluces se ven.

DON FERNANDO. Cuanto me han dicho es verdad, Traidor, ingrato, sin ley.

DON SANCHO.

¡ A qué buen tiempo venisteis!

Que ahora, tio, veréis

Si mis celos son injustos,
Si es mi condicion cruel.

Aqui vuestra vil sobrina,
No ya mi aleve mujer,
Encerrada con un hombre

Y à solas está; y si es
Tan terrible la ocasion,
Tan jujusto el proceder,
Tan público su delito,
Tan convencida su fe,

Tan forzosa mi venganza,

Sin que vos lo perdoneis, Mueran entrambos, y vivan

Mi honor y mi nombre.

DON FERNANDO.

Villano; que cien mil veces Mentiràs, antes que ser Verdad lo que has dicho ahora. pon sancho.

¿Mentir yo? Apartad, ¿no veis Juntos allí los traidores? Mi mujer es una infiel, Doña Juana es una infame.

DOÑA JUANA.

Miente mil veces, y quien Lo creyere miente mas.

DON SANCHO.

Oh adultera!

DON FERNANDO. Lucifer, Hereje, ; á tu hermano mismo? Aqui la verdad veréis Deste bellaco:

DOÑA JUANA. ¿Estáis loco?

Estais...

DON FERNANDO.

Fuera, dejenmé ; Que yo, con solo este palo, Tomaré venganza dél.

Ab encubridor, vil hermano!

Mentis mas.

Salen DON DIEGO Y MORON, con espadas desnudas.

DON DIEGO. Ea, entrad pues ; Que espadas siento.

MORON.

En las veras Con la zurda, y sin broquel A los Sanchos.

Oh enemigos!

Estos son.

DON FERNANDO. Falso, esta vez A buena luz se descubren Tus infamias.

Moron. Tenganlé; Que está enmaridado.

El ruido

De las espadas, y el ser En casa tan noble obliga... DON FERNANDO.

Habeis entrado muy bien. —
Sobrina, no hay que esperar;
Al punto se ha de poner
Todo el remedio, y ahora
Conmigo te llevare;
Que para apartaros luego
Vicario no es menester.
Si un disgusto solo aparta
Todos cuantos puede haber,
Es un marido ignorante,
Peligroso y descortés.
Yo los aparto, yo solo,
Y el que quisiere despues
Saber en lo que ha parado
La maraña, esperesé
A que la segunda parte
Se escriba, y podrà saber
Qué hará el Vicario en el caso;
Que yo disuelvo sin él.

DOÑA JUANA.

Señor, sepamos primero...

DON FERNANDO.

No hay que querer ni saber; Juana hará lo que yo mando. DOÑA JUANA.

Señor, aunque siempre haré
Tu gusto, à breves razones
Todos atentos me estén.
Ser mala yo es imposible,
Ni ser buena su mujer,
Y estas dos cosas no pueden
Ni estar juntas ni estar bien.
Su suerte cada marido
Labra con su proceder;
Todo lo estraga el soberbio,
Todo lo triunfa el cortés;
El cuerdo obliga à ventura,
El necio manda cruel,
Ruega el honrado; y en fin,
El marido hace mujer.

DOÑA LEONOR.

Nadie como yo lo sabe.

MORON.

Ea, degrademosté De marido.

DON SANCHO.

Yo conozco Mi horror, mi engaño; mas ser Marido en paz no es posible; Siempre haré lo mismo.

MORON.

Es Sancho à nativitate; Yo apostaré, y sin perder, Que mas de treinta mujeres Le apetecen.

INÉS.

Para qué?

Para vengarse, y hacernos A todos esta merced.

DON DIEGO.

Señor don Juan.

DON JUAN.

Esta casa
Os conoce, y que sabeis
Ser honrado caballero.—
¿ Mi Leonor?

DOÑA LEONOR.

Don Juan, mi bien.

BON JUAN.

¡Qué acierto es quererte tanto!

DOÑA LEONOR.

¡Qué gloria es amarte!

DON FERNANDO.

Sobrina ; quede el ingrato Solo consigo.

No estéis, Hermano, triste; que presto Se ha de remediar.

DON SANCHO.
Haré
Ostentacion que habeis sido

Mas cuerdo, pero...

DOÑA JUANA.

Ofendeis

Mi verdad.

Yo soy el necio, moron.

Por siempre jamás amén, Aunque otra vez se haya dicho.

INÉS.

Eso es nuevo cada vez.

MORON.

El acabó santamente, Rueguen à Júdas por él; Así sea mi salud Como queda bien usted, DON SANCHO.

VIII

Picaro.

Y sin ser marido.

INES.

Moron, ano hay un poco de Casamiento?

Esta comedia, De las buenas al revés, Tiene vicario, y no cura; Pero no le negaréis, Pues acaba en descasarse, Que esta farsa acaba bien.

# COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# LOS EMPEÑOS DEL MENTIR,

DE DON ANTONIO HUBTADO DE MENDOZA.

## PERSONAS.

TEODORO. MARCELO. DON DIEGO. DON LUIS. DOÑA ANA. ELVIRA.

TERESA. TRES BRAVOS. CRIADOS.

### JORNADA PRIMERA.

Salen TEODORO y MARCELO, de camino, con botas y sin espuelas.

MARCELO. En fin, ¿que este es Madrid? TEODORO.

Esta es la villa, Que el nombre de ciudad ha desprecia-

No salve, sino admire, joh coronado Pueblo de majestades, cuya planta Besa tanta corona y region tanta!

[moso; Siempre apacible y claro, y siempre her-Troso,

A quien no alegra, oh grande, oh gene-Noble Madrid, tu vista y tus reflejos?

MARCELO. Poca persona tiene desde léjos.

TEODORO. [bre Esta es la puerta de Alcalá, que el nom-Le da a esa calle. ¡Qué explayada y bella!

MARCELO.

¡Quéancha que es de caderas! tiene talle Tambien de traer enaguas esta calle. TEODORO.

Qué bizarros, qué ilustres edificios! Qué gigantes de cal en alto vuelo! Son batallas de piedra con el cielo; Destos dirás abora maravillas.

MARCELO.

Muchas casas columbro yo en cuclillas TEODORO.

Mira estos campos, mira estos jardines, Que le son à Madrid, en aires puros, Roja atalaya en florecientes muros,

En quien hallan los consules mas gra-Aplaudidos tambien de flores y aves, Paz al cuidado y tregua á los deseos.

MARCELO.

Sí, sí, jardines son, pero no hibleos.

TEODORO.

¿Qué dirás deste Prado airoso y limpio?

MARCELO.

Que en dos hileras de álamos y sauces, on las llagas que le hacen tantas fuen-Es verde procesion de penitentes. [tes,

TEODORO.

Deste escuadron de coches ¿qué me di-

Nada, nada, otra vez nada en efeto; Que los quiero guardar tambien secre-TEODORO.

Si murmurante vienes à la corte, Granjearás caudal poco en esos tratos; Que andan los maldicientes muy bara-MARCELO.

Lo murmurante hoy, estado es donde Todo lo que no es, aun no se esconde; Nada me hagas hablar, pregunto solo Si es mas que esto Madrid.

TEODORO

Madrid es tanto, Que en la soplada fábrica de un manto, Y de un breve chapin en el distrito, La Menfis, vanidad, pompa de Egito, La Babilonia del asirio asombro,

[hombro La que al romano imperio arrimó al Le son corta medida à competencia; Que, si no en multitud ni en opulencia, En sazon, en belleza, en alegría, Desde las blancas márgenes del dia A los negros umbrales del ocaso, Cuanto huella del sol el rojo paso, En gusto, en majestad, en ornamento, Madrid, con tubuen aire, todo es viento.

MARCELO.

MARCELO.

Que sea; mas ¿qué fábrica eminente, De los muros del sol guerra luciente, Esesta, que, ceñida à un templo ancia-Es justa vanidad del aire vano, [no, Que la venero aun antes que la miro? TEODORO.

Este es el celebrado Buen-Retiro, Ocio sin él de un celo desvelado, Templo que à la templanza ha levantado Una modestia, del favor despierto, Que poblado de luz, forma un desierto; Bien que, de àguilas ya glorioso nido. El que de un cisne fué lecho escondido, Alcázar se descubre á un sol abora En las primeras líneas del aurora: En cuyo lucimiento y compostura, La riqueza, el aseo, la hermosura; Asisten, con jamás vista extrañeza, A ser número mas que à ser grandeza; En lustre tan real, tan grande en modo, Que, si no es la ambicion, le cabe todo.

MARCELO. Este es palacio nuevo? ¡Oh bien se-Atencion general de tanto mundo, Donde Felipe, tantas veces grande, Seguido siempre y competido nunca De la grandeza castellana toda, Rico de admiracion es el espanto, En tanta varia fiesta, en triunfo tanto, A todo, en el valor, destreza y nombre. [hombre.

Mas que pudiera en rey, lo excede en TEODORO.

Aqui de su grandeza y de su aliento

Que à su buen aire si, que todo es vien-Altas señas ha dado; que en su diestra, En la festiva pública palestra, El agravio español, pesado y leve, Con tanto honor y espíritu le mueve, Que tiemblan los baslones en campaña Y el oso de sus armas ¿ es aíroso?

TEODORO.

Siendo, en fin, de Madrid tambien el Celebró con milfiestas, siendo cu ellas, Oh gloriosa Isabel, tus luces bellas Alma de sus acciones, pues no en vano Tu mérito y tu nombre soberano Le hicieran majestad, à no ser tuya; Que es grandeza, que pide iguales mo

[dos Ser galan tuyo, como rey de todos. Aquí del generoso ilustre alcaide, Que en lo bizarro, sin lisonja alguna, Le pudiera ser deuda la fortuna; A los reyes y damás juntamente, Tan cortés, tan galan, fino y decente, Los festeja, quemuestra que ha segui-Afinado, modesto, esclarecido, [do, Con antigua razon y luz temprana, De palacio la senda soberana; Que es en las damas y es en las meninas Aun agraviado el nombre de divinas.

MARCELO. Va que en Madrid estamos, ¿qué ejer-Tomarémos los dos? Tcicio

TEODORO.

Sea un oficio Entre noble y mecanico.

MARCELO

¿ Qué? Escuderos.

TEODORO.

Ese es muy ocupado; ea, embusteros Ha de ser.

MARCELO. Es oficio peligroso. TEODORO.

Siempre le he visto culpas de dichoso. MARCELO.

Vengo en él, y el primer embuste sea Que, habiendo á pura pata, que llama-

Venido tantas leguas, nos calzamos Las espuelas; que estoy escrupuloso De hacer divorcio de las júdas botas, Que descalzarlas es gran desatino, Sino hay tambien vicarios del camino. (Quitanse las espuelas de las prelinas, y cálzanlas.)

Ya estamos espolados y en la corte; Los rumbos me descubre deste norte.

TEODORO. Conviene ; oh mi Marcelo! que siga-La senda que nos lleva, entretenida. Mas que no á buen vivir, á buena vida; Siempre estarás conforme, siempre A cuanto yo dijere; Tatento Jurarás cuantas cosas yo mintiere.

MARCELO.

Si la misma mentira ella en persona Fuera de sastre en sastre (Vulgaricéme), nunca un compañero Le hallara mas cabal ni caballero ; Haré verdad las cosas que tú sueñas, Y mentiré por señas; Y si quieres mentir mas descansado, Y conocer quién soy, dejame ahora Mil mentiras en blanco, que yo tenga Para llenar despues cuando convenga. TEODORO.

Abrázame, oh Marcelo; que yo fio Que ha de ser este pueblo tuyo y mio.

MARCELO.

Bravo es el cadenon!

Y este ¿ no es nada?

MARCELO.

Falso puede jurar de camarada; Pero ¿ qué sale aqui?

TEODORO.

Nada te admire;

Queen la corte, entre tantas necedades, Al camarada, que es hombre Lo menos nuevo son las novedades. De valor.

Salga DON DIEGO, empuñando la espada y terciando la capa, y TRES HOMBRES hablando con el à modo de bravos.

DON DIEGO. Ha sido mucha traicion Llamarme, y sin susto vengo: Que para peligros tengo Aun mas mio el corazon. De un papel de desafio Llamado salgo, y si es ya Mas traicion vuestra, será Mas valor y empeño el mio.

BRAVO 1.º Usté es persona muy cuerda, Reportada y de importancia. Y quien anda de ganancia No es bien que en nada se pierda. Del labrador que el tributo Cultiva en futuro pan, Es solo suyo el afan, Y es para todos el fruto. La comparación se aplica Usted , que tantas sembró Pintas, y el naipe le dió Una cosecha tan rica , Desabroche ya esa mano Con los amigos, pues sabe Que en el peor año le cabe À cada-hormiga su grano. Usted nos cierre estas bocas; Que es justo que pague usté Buenas intenciones, que Valen mucho y hay muy pocas.

DON DIEGO. Madrid no ha visto jamás Término tan descortés. Si ya una dicha no es Ganar un peligro mas Comparacion, gusto, intento Pagara vo luego alli, Si lo pidieran, y aquí Pagaré el atrevimiento. Picaros estafadóres.

(Mete mano, y todos.)

BRAVO 1.º

Miserablito y brioso? Buen badulaque.

BRAVO 2.0 Famoso. MARCELO.

A uno tres? Serán traidores, Y es afrenta de los dos, Teodoro, no acometellos; Que el ser mas ruines que ellos No es posible, vive Dios.

TEODÓRO. Dices bien.—Trinca insolente, ¿Tres à solo un caballero? (Meten mano, y huyen los valientes.)

Huyamos.

BRAVO 1.º Y yo el primero. MARCELO.

BRAVO 2.º

Muchos no bacen un valiente; Qué bien huyen!

DON DIEGO. Que yo agradeceros debo La vida, noble mancebo!

Agradecedla tambien

DON DIEGO. Bien le mostró: Y sepa, señores, yo La suerte, la patria, el nombre De dos ya tan dueños mios.

TEODORO Primero es bien que de vos Sepamos á quién los dos Obligamos ; que esos brios No esconden vuestra fortuna.-Decid, con vuestra licencia; ¿Quién sois? ¿Qué fué la pendencia?

DON DIEGO. La causa es, no baber ninguna. Yo soy un antigue hidalgo; Que con mi sangre, à lo menos Ninguno se perdonars, Si no es yo, lo caballero. No de la suerte olvidado Naci en hacienda y en deudo, Ni à ser pobre en lo envidioso, Ni à ser rico en lo soberbio. Criéme en Madrid , al temple Destos aires, que en venenos Floridos, son verdes lazos De los dulces años tiernos. Buena opinion, leve gusto,' Buena opinion, leve gusto, Amigos pocos y cuerdos, Alguno en la confianza, Y todos en el sombrero. Algo de amor, lo bastante Para ser templado medio Entre peligros de loco Y entre corduras de necio. Derramado en cortesias Mas que en costumbres, no temo Que de mi lengua y mi trato Me acuse nada el silencio. De airosa pluma indiciado. Horas entregué à los versos; Traje, si no el mas lucido, El mas galan el ingenio. Mis ejercicios de mozo Y mis entretenimientos, Ociosidades sin queja Y descuidos sin desprecio. La comedia, el Prado, el rio, Y tal vez con poco riesgo De ocasion, no de codicia, Surcar los golfos del juego. De aqui nació la pendencia Que estos tres hombres, fingiendo Un papel de desafio, Firmado de nombre ajeno, Al campo (; qué gran bajeza Es decirlo!) con su enredo Me sacan, y en él me piden, Retóricos y molestos, Que tributario les sea De mis ganancias ; y viendo La desvergüenza elocuente Y elegante atrevimiento, Meti mano; mas no es justo Referiros el suceso Referiros el suceso
En que vuestra espada sola
Fué mi escudo y fué mi templo;
Y así, pasaré à informaros
De la obligación que tengo
A nobles correspondencias
Y à generosos aciertos.
Mis padres fueron ilustres, Y siguieron mis abuelos Las dos sendas vinculadas A la gran sangre del reino: Palacio y la guerra, en donde Ganaron crianza y premios; Pajes del Rey y soldados, Alta escuela de aquel tiempo. Eu una y otra alcanzaron

Por amparo y por maestro
Aquel gran duque, no Alba,
Sino soi de los Toledos,
Postrera fecunda linea
De los grandes, de los diestros
Capitanes, que dió à España
A tanta abundancia el cielo;
Formados todos à sombra
De los siempre heróicos hechos
Del gran Gonzalo Fernandez,
A mas siglos menos muerto.
Vino à la corte mi padre,
De heridas y honores lleno,
Y el segundo rey Felipo,
El solo muchos consejos,
Sin consulta de minguno,
Le dió un hábito; gran precio,
Tremolar blasones tantos
La roja señal de un pecho.
Dos hijos dejó varones,
A mi y à don Pedro Tello,
Que ahora murió en la Alsacia,
Cuyo nombre y cuyo acero
Fué gran parte en las victorias
Del Feria, que, César nuevo,
Llegó y venció, y en Felipe
Vez cuarta estribó el imperio.

(Ap. Toca á embestir; que cayó La mentirilla en el cuento, Como la sopa en la miel ; Civil lo dije, ya es hecho.) ¡Don Pedro Tello murio? Don Pedro? ¡Válgame el cielo!

¡Quiero, ó válgame yo, y todo! ¿ Que murió el señor don Pedro?

DON DIEGO.

MARCELO.

Eso decis?

TEODORO. (Ap.)
Darme quiero
Prisa, porque en la maraña
Se quiere encajar Marcelo.

¡Qué dura, qué triste nueva! ¿ Qué mas desdichas espero; Pues la mayor parte mia Murió?

Vuestro sentimiento Me restituye su vida; ¿Fuisteis su amigo?

> MARCELO. En extremo;

L'oradme muerto con él.

TEODORO. (Ap.)

Voto à Dies que no le entiene

Voto à Dios, que no lo entiendo; Por todas sus covunturas Está brotando embelecos, DON DIEGO.

Dejó mi padre una hija, Y quiso piadoso el cielo Darle en virtud y hermosura El dote del casamiento. Doña Elvira de Guzman Se llama, porque mi abuelo, Por Guzman y valeroso, Se llamó dos veces Bueno.

Tengo noticia de todo; Que el malogrado mancebo Ní me reseryo cuidado No me recató secreto.

nox niego. Muchos nobles la han pedido Por la virtud y el ingenio , Si es caudal honrado nombre, Si es dicha merecimiento. Parece que te entristeces.

De un casamiento me acuerdo.

Nada has de callar, Teodoro?

DON DIEGO.

En efecto,
Reconociendo sus partes
Mis parientes, siempre atentos,
No despreciando á ninguno,
Los tiene á todos suspensos;
Porque don Pedro, mi hermano,
Trató mas con gusto nuestro
En Nápoles de casarla
Con un don Luis de Vivero.
Pidió un retrato de Elvira,
Y enviámosle pequeño
En una carta...

ARGELO.
No pases
Adelante; que no debo
Acallar esas memorias,
Divertir este tormento.
(Ap. Aqui me marido yo,
En este don Luis me vuelvo.).
Estrecha viene una vida
A tan mortales recuerdos;
Cómo tarda el corazon,
Desatado de si mesmo!
Don Luis de Vivero (¡ay triste!)
Soy; mas no soy, que no tengo
Sin don Pedro ser ní vida;
Téngale Dios en el cielo.

Téngate Dios en su gloria.

MARCELO. (Ap.)
Esto es mentir à dos tengos.

TEODORO. (Ap.)
Por meutiroso de ayuda
Me trae, por Dios, cual á perro;
Ob mentiras venturosas;
Oué dicha es mentir mas presto!

Vos sois don Luis?

MARCELO.

Mis desdichas

¿Cómo pueden ni pudieron Ser de otro?

¿Y dudarlo yo, Señor don Luis, cómo puedo? Que menos que á vuestra mano, Que reconocido beso, Ni yo le debiera tanto, Ni tuviera tanto esfuerzo.

Ya no es tiempo de encubrirme.— Teodoro, saca al momento El retrato.

TEODORO. (Ap.)
¿ Qué retrato?
MARCELO. (Ap.)
Harásme que pierda el seso.

TEODORO. (Ap.)
Miente como has de mentir.

No me vayas al enredo, Como á la mano.

Señor...

Saca el retrato, grosero; ¿Encomendete otra cosa? ¿Trájete para otro efecto? ¿Sacó otra joya de Italia Ni otra reliquia mi pecho? Sácale luego.

Señor...
Don biego.
lido, y vo ve

Él le ba perdido, y yo veo Maravillas y milagros.

MARGELO.

Dame aqui el retrato luego. (Anda tras él, y Teodoro se esconda en don Diego.)

TEODORO.

(Ap. Cazadores pretendientes, Indianos casamenteros, Vuestra infinita mentira
Se me revista en el cuerpo.)
Con las joyas y los dijes
De balajes, y el espejo
De topacios, y el carbunclo
Al tope y los camaleos,
El retrato me quitaron;
Una vida sola tengo.
Una muerte debo à Dios,
Y à ti lo demás te debo.

MARCELO.
¿El retrato? Yive Dios,
Que despues que te haya muerto.
Aun tendrá sed de venganzas
Mi ardiente amable deseo.

Descuido ha sido notable; Por haberme hallado en medio, Que os reporteis os suplico.

De las joyas no me acuerdo; Pues murió don Pedro, solo Perder el retrato siento.

Huésped seréis esta noche De su original , y creò Hallaréis agradecida A la casa y à los dueños.

MARCELO.
Teodoro, vnéivete à Italia;
Que en ver lu sombra me muero.
Fiel eres, pero aciago;
Bien nacido, pero necio.

Diez años há que te sirvo, ¿Y salgo con este premio?

Por hacerme a mi merced, Y por su bizarro aliento En la pendeneia pasada,

Se ha de quedar.

Nada niego
A cosas de doña Elvira
Ni á la sangre de don Tello.
Quedãos adios, y dejadme
Volver, peregrino y ciego,
A no volver ya conmigo,
A no saber de mí mesmo.
Las cartas que á la partida
Me dió para mis conciertos,
Para vos y vuestra hermana,
Reconocido os lo dejo.—
Saca, Teodoro, esas cartas.

TEODORO.

(Ap. Que está endemoniado pienso;
Quiero mentir à su trote.)
Tambien me hurtaron el pliego.
MARCELO.

¿ Eso mas?

No hay que hacer caso

De lo escrito; que ya irémos Adonde mas que papeles Harán sentir ojos hellos ; Venid y descansaréis.

MARGELO. ¿ Qué descansar? Ya habrán hecho Mi aposento mis criados; Que quise entrar encubierto.

DON DIEGO. Mi casa está prevenida.

MARCELO.

No ba de ser.

TEODORO.

¿Tan nobles ruegos

Desprecias?

MARCELO. Bergante, ¿vos ¿Tambien entremetidejo? (Ap. Este hombre es la misma Fílis, Que anda en el primer concierto Tan blando.)

TEODORO. (Ap.) Sin duda tuvo En la pendencia gran miedo. MARCELO. (Ap.) Miente mas largo, Teodoro. TEODORO. (Ap.) Miente mas corto, Marcelo. MARCELO. (Ap.) Para cosas de honra y punto No vales.

TEODOBO. (Ap.) Proto-embustero, Mentir para otro es mentira, Y solo es justo y honesto El mentir para si mesmo.

MARCELO. Poltron, descuidado, fiero, No has de comer mas mi pan.

TEODORO. (Ap.) Basta á los dos el ajeno. (Vanse, haciendo muchas hazañerías.)

### Salen ELVIRA y DOÑA ANA.

DOÑA ANA. Elvira, los pocos años Mucho no pueden saber, Y moza y linda mujer ¿ Cuál de esto hará desengaños? Celebrada una hermosura, Y no siempre estará peligrosa, Y no siempre está en lo hermosa Mal hallada una ventura. Mil galanes de mil modos Te son festejo importuno, Y mientras no lo es ninguno, Piensan que buelgas con todos. ¿Qué temes, Elvira? ¿Quién Te puede á ti ser ingrato? Que aunque ya murió el buen trato, Aun es vivó el quercr bien. Yo sé un hombre que te quiere Con tan fina ley y amor, Que no es su tierno dolor De lo blando, que se muere. De verdad muere por tí, Y solamente ha fiado Su bien nacido cuidado De amor, del alma y de mí. No es de aquellos que en antojos Ceban todo el pensamiento, Siendo en sus pasos intento Cualquier noticia en sus ojos. Tan recatado y ceñido Vive, que en nuevo secreto Gasta todo lo discreto Solo en no ser entendido.

Si quieres saber el nombre, ies somos primas y amigas, Sabe que es ..

ELVIRA

No me lo digas, Basta saber que es un hombre. Conocer al enemigo Es menos riesgo, mas no Me aseguro en eso yo, Sino en que yo estoy conmigo. Nada temer mi denuedo Me hace; que en lo esparcido Para todo lo atrevido Solo de mi tengo miedo, Inclinacion pensé yo Que era amar, y yo imagino Que se ha de amar por destino, Que se na de amar por desti Pero por consejo no. Medios todos son injustos, Querer por intercesion, Poca entereza, que son Muy licenciados los gustos. Poco tiene merecido Ningun hombre para mi, Porque te parezca à ti Muy bueno para querido ; Y à no bacer tiro à mi hermano, Que le amaras te pidiera . Porque el hombre no tuviera Tan buenas partes en vano. No ajustaste bien los modos De culpar, no amar yo á alguno, Que por el querer á uno, Se pasa á quererlos todos. Mi condicion me disculpa Con oir extremos tantos; Que están los necios espantos Muy vecinos de la culpa. Tu, con tantas bizarrias, Sufrir puedes ocasiones. Pues aun con tus perfecciones Temiera yo en siendo mias.

DOÑA ANA. Perdona; que todo ha sido Arma falsa, que segura Sé que guarda tu clausura La vispera de marido. Quise ver si, ya entregada A nuevas matronerias, A nuevas matronerias,
Misteriosa respondias
Tus necedades de honrada;
Y tu primor nada ignora,
Aunque muy nuevo á ser viene;
Que hablar libre y mal se tiene
Por grande virtud ahora.

Esa virtuosa insolencia, Aun diciendo verdad, miente; Que en nada será decente Quien habla con indecencia. Quien nabla con indecencia.

Aun de lo que errare, no
A nadie culpar espero;
Que para buena, no quiero
Hacer mas que serlo yo.
De don Diego, y no es temprano,
Estos dias he entendido Que pasar quiere á un marido Todo el cuidado de hermano. Con un don Luis de Vivero, Que en Nápoles está ahora Me han dicho, y que cada hora Se espera este caballero; Y acuérdome que un retrato Pidió mio, y le envió Don Diego, aunque me encubrió La causa con gran recato. Pues tú con él tanto puedes, Sabe lo que hay; que ver siento La libertad en el viento, Y junto al alma las redes. Que aunque no ha de ser porfia

Mi voluntad nunca en nada, Quiero tenerla informada Ya que no la tengo mia : Pues, aunque mujer naci, Parece mucho albedrío, Esto que ha de ser tan mio, Disponerlo tan sin mi.

DONA ANA. Elvira, no dudes dello, Y que lo dejó efectuado, Que aun es mas que concertado. Tu hermano don Pedro Tello; Y de don Luis he entendido Que es persona señalada Por el arte y por la espada.

ELVIRA No es harto para marido. DONA ANA.

¿ Qué le falta?

¿Eso preguntas ? Noble, entendido y tambien , Sobre todo, hombre de bien, Que es todas las partes juntas.

DOÑA ANA Lo noble lo dice el nombre, Pero dejaste olvidada La bacienda.

Buena es hallada.

Mas la mayor es el hombre.

Sale DON DIEGO, muy alborozado, y quédanse à la puerta, de modo que puedan ser vistos, Marcelo y Teodoro.

DON DIEGO.

Que aquí os detengais os ruego; No asustemos á mi hermana, Y esta dicha... Mas ¿doña Ana En casa?

DOÑA ANA. Señor don Diego, De qué tan grande alegria?

DON DIEGO. De verte pudiera ser, Pero todo este placer Es dicha de Elvira y mia; Lo afinado y lo galante Perdona : que hoy es forzoso Que aun hasta el nombre de esposo Sea embarazo de amante.

Hermana, Elvira, no pido Albricias, pero merezco...

ELVIRA Nada hasta ahora te ofrezco; ¿Qué me traes?

> DON DIEGO. A tu marido.

En un mancebo gallardo Por su valor.

ELVIRA. ¡ Qué asustada

Lo escucho!

DON DIEGO. Y debo à su espada. ELVIRA.

¡Triste y dudosa lo aguardo! DOÑA ANA.

Mil parabienes te doy; Que he oido, si es el Vivero, Que es bizarro caballero.

Ay prima! esperando estoy Entre alborozo y enojos. Quiera Dios, pues lo ha querido,

#### LOS EMPEÑOS DEL MENTIR.

Que de tanto que has oido Quede algo para los ojos. DON DIEGO.

Sóbrate la compostura Natural, no hay que adrezarse Mas bien; que ha de examinarse A descuido la hermosura. Siempre estàs bizarra.

Sale TERESA.

TERESA.

Mozuelas? Buen aire sopla De repente, como copla, El novio.

Señor don Luis, Entrad, honrad. (Entran Marcelo y Teodoro poco á poco y á la par, y Marcelo muy de figura.)

> ELVIRA. ¿ Cuál será? DOÑA ANA.

Eso es menester decillo.

Av, si fuese el hombrecillo!

DONA ANA.

Aun yo estoy con susto ya; Pero Elvira se alboroza. TERESA.

Ya llegan.

MARCELO. (Ap.) De esposo embisto. TEODORO. (Ap.)

Ata la chanza.

MARCELO. (Ap.) Por Cristo. Que es de lo caro la moza; Para entrar muy caballero, ¿Cómo he de hacer?

> TLODORO. (Ap.) Lo enfadoso

Fuera bien, pero entra airoso.

MARCELO Todo un don Luis de Vivero Teneis, Elvira dichosa, De par en par,

ELVIRA. (Ap.) Qué desdicha!

DOÑA ANA. (Ap.) La necedad ya está dicha; El novio es, él es.

MARGELO. ¡Qué hermosa!

TERESA. Ay señores, qué mal dejo Que tuvo la reverencia,

Y aforrada en mi conciencia, En malvado oficialejo! MARCELO.

Qué dijera Paulo Jovio, Teodoro, desta española Bizarria y deidad sola?

DOÑA ANA. (Ap.) Mintió el demonio del novio.

TEODORO. (Ap.) Por Dios, que es bella la Elvira! Que este fruto baya sacado No mas que el haber plantado Mas temprano una mentira!

TERESA.

Mal haya yo vez y media, Si (por vida desta cara) Al tal hombre le tomara Por mio en una comedia.

MARCELO. ¡Ah , don Pedro malogrado! ¡Cuánto , por dicha tan mia , Deseabas tú este dia! No te mereci cuñado. Es la cabeza cortada, Mi señora doña Elvira, Del Pedro, y no es, no, mentira El retratejo.

(Turbase Elvira.) DON DIEGO.

Turbada, Señor don Luis, es decencia Que no se excusa.

MARCELO. Tuviera yo celos dello,

ELVIRA

(Ap. ¡Qué vil será la obediencia. Que con suerte lan cruel Se ajuste! Mio es el si, Se ajuste: mio es et si, Y no puede ser sin mi Ser desdichada con él.) Amiga, pues ya fué dicha En tal hora hallarte aquí, Ayuda, ayuda á que en mí Se dilate esta desdicha. ¿ Qué hombre es este, que no hay parte En él que obligue á querido? ¡Qué hallado, qué entremetido, Qué mal porte, qué ruin arte! Que no sea gentilhombre Qué importa? Y sufrirle quiero Mal aire de caballero. Mas no mala traza de hombre. Que esto agradase, me espanto, A mi hermano; ¿este mi dueño? Súfrase algo de pequeño, Mas de hombre bajo no tanto.

DONA ANA. Ni ann lo pequeño es sufrible; ¡Qué civil, qué desairado! Aun el pobre del criado Es trato mas apacible.

MARCELO.

Teodoro.

TEODORO. ¿ Qué mandais? MARCELO.

Hola, Cómo, necio y descuidado, Has de parecer criado, Si dejas la criada sola En reverencias no estàs Perito, mal las encajas.

TEODORO. ¿ Cómo he de hacerlas? MARCELO.

Mas bajas, Cuando las fingieres mas. (Pásase Teodoro con la criada.)

TEODORO. Descuido ha sido; traerase

La recamara al momento.

Quisiera que el casamiento Esta noche se efectuase; Pero no es tarde mañana.

DOÑA ANA. Qué en ello que está don Diego!

ELVIRA. Mi hermano en todo está ciego.

DON DIEGO. Dichosa ha sido mi hermana Elvira, lo agradecida Tambien lo muestra à su mano ; Que ya no solo es hermano,

Sino padre, pues la vida Sabrás despues de qué suerte Me la dió, y se la he debido Segunda vez.

ELVIRA. (Ap.) Y has querido Pagársela con mi muerte?

TEODORO.

Mi señora, yo me llamo...

TERESA.

No quiero saber su nombre: Mas usted, seo gentilhombre, Tiene mas talle de amo. Digame, por vida mia, Vuesasted, si lo perdona, ¿Y trae esta ruin persona El señor don Luis cada dia?

TEODORO.

Viene hoy de embozo.

TERESA. Es donaire.

TEODORO.

Es de la gala el crisol.

TERESA.

Nubes habrá para el sol, Mas no hay sombras para el aire.

En Italia, entre diez mil Infantes, en cualquier calle Era el principe su talle.

Y llamábanle el gentil Español?

TEODORO. ¿Cómo? Y el bello.

TERESA.

¿Son camaradas?

TEODORO. Mal año;

Es mi amo entero.

TERESA

Es engaño, Ya hubiera dicho mal dél; Trae vestidos muy galanos De Italia?

TEODORO.

Y los da tambien.

TERESA. Que los sabrá coser bien , Me lo han parlado sus manos; Era sastre ó capitan, Señor don Luis, en Napóles?

TEODORO.

La flor de los españoles Le llamaban en Milan.

Despues de à casarse, el bello Garzon , 1 à que es su jornada? ¿ Qué es lo que pretende ?

TEODORO.

Nada.

TERESA. Saldra su merced con ello.

TEODORO. ¿Cómo te llamas?

TERESA.

Al nombre, nada hay civil; Teresa.

TEODORO. (Ap.) Y Teresa Gil

En el perseguirnos tanto.

DON DIEGO. Señor don Luis, esta noche

Qué no engaña aun en nosotros Dentro de nosotros mesmos? Dentro de nosotros mesmos?
¿Quién no se miente á si mismo
Sangre, discrecion y esfuerzo?
Y ¿qué es mentir á los otros,
Si yo á mi propio me miento?
Cuantos en Madrid profesan
En ejercícios diversos,
Mientras semblantes y nombres,
Hablo flojo y callo récio;
Ya la tela está empezada,
Ser menos señor te ofrezco.
No me murmures : que esta. No me murmures ; que estoy Tan amo, que ya me temo.

MARCELO.

Animo, que ya me rindo; Teodoro, embuste y à ello.

TEODORO. Embuste, y él á nosotros Es camino mas derecho. Paso, que la Elvira sale ; Retiro, y volvamos luego Con la invencion tan guisada, Que pueda cenarla un muerto.

MARCELO.

Invencion la de la clin, Que en sortijas y torneos, Entre muchas, sola una, Una sola lleva el premio.

(Vanse.)

#### Sale ELVIRA.

ELVIRA.

Blanda, risueña, cristalina fuente, Que al hermoso explayar de sus albores, Si las selvas le dan cunas de flores,

Margen los campos son à su corriente; Si festiva, sonora, airosamente Los céfiros la van diciendo amores, Si requiebros los dulces ruiseñores. Si el sol, fino galan, quejas de ausentes; ¡ Qué presto en hondo valle, aunque

De turbio arroyo vil desmerecida, En vano gime, en vano se querella! ¡Oh yo, mil veces yo, mas ofendida; Que en ella aun hasta el ser murió con

Y en mi, viviendo el ser, pierdo la vida.

Sale TERESA, apresurada.

Escucha atenta, Señora;

Que hay gran novedad.

ELVIRA.

¿Yes?

TERESA.

No te lo diré despues, Sino ahora y muy ahora. ¿ Sabes qué hemos entendido En casa?

ELVIRA. Di mas apriesa.

TERESA.

Que este don Luis...

¿Qué, Teresa?

Es mentiroso, es fingido.

ELVIRA.

¿Es cierto ó es sospechado?

TERESA.

Sospechado; pero oirás, Que hay otra sospecha mas.

¿Qué sospecha?

TERESA. Que el criado Es el don Luis verdadero.

Que todo embusta. No lo dudo, pero él tiene Mas arte de caballero ; Mas ¿qué testigos, qué señas Te lo obligan à decir?

TERESA.

Muchas, grandes.

ELVIRA.

Oh mentir, En cuenta mentira empeñas! Nada verdad me parece Oue son casos imposibles, Necedades apacibles, Que la comedia agradece Dime lo que has entendido; Pero véte, que despues Lo dirás todo; ya es Dicha dudado un marido.

Salen MARCELO Y TEODORO, y Marcelo descubierto.

TERESA.

Los dos vienen.

ELVIRA.

El semblante Me ha de informar lo primero.

TEODORO.

Lleva quitado el sombrero, Y en viéndonos, al instante...

MARCELO.

Ya te entiendo

TEODORO. Ansi lo creo. MARGELO.

En fin te has enamorado? (En viendo que los mira Elvira, descú-brase Teodoro y cúbrase Marcelo.)

ELVIRA. (Ap.) El sombrero entró quitado El otro, y porque los veo, Se ha vuelto a cubrir el que es Hasta ahora don Luis.

TEODORO.

No hay Nápoles, no hay Paris, Sino Madrid, donde ves Una deidad como Elvira.

ELVIRA. (Ap.)

En mi hablan, y empezar Quiero ahora à desatar Los nudos desta mentira.

TEODORO.

Con novedad admirado...

MARCELO.

Terrible ha sido tu intento. ELVIRA.

(Ap. Aquel modo y hablamiento No es respeto de criado. Llamo al descuido, à ver cuál Responde.); Ah don Luis!

TEODORO.

Señora. -

¿Ves que te llama?

ELVIRA.

(Ap. Hasta ahora Esto no sale muy mal;

Pero corta prueba es.) ¡Ah Teodoro!

TEODORO. Ama mia. ELVIRA.

(Ap. Si hace fe la bizarria,

Mas galan y mas cortés Es este.) Un negocio tengo Contigo.

TEODORO.

Divina ventura Grande mia ; ¡qué hermosura! A ser muy dichoso vengo Si en qué servirte se ofrece.

De tu buen gusto lo fio, A pesar de mi albedrio, Que á otros mal le parece. Aprieta mi casamiento Tu amo don Luis de modo Que, de ver que es mio todo. Me hace lástima el tormento: Me hace lástima el formento; Que entre suspiros y llantos Es desperdicio el mayor, Que en mi se gaste un dolor, Que puede ser para tantos; El porfia, y yo no puedo Resistirme sin ta ayuda; Que el morir, aun de la duda, Es lo mas bajo del miedo; Haz siquiera por un dia Que mi alma no le vea, Y como suya no sea, Yo la perdono el ser mia ; Y esta lisonja recibe : Que te deba yo el vivir, Muera yo de mi morir, Mas no de lo que otro vive.

TEODORO.

Siento, Señora, de suerte Tu congoja, que ofrecer El morir por ti es bacer Gran precio á tan flaca muerte ; ¿ Quedarás agradecida De que yo á don Luis persuada Que no te embarace en nada?

Mas te debo que la vida; Perpétuo agradecimiento En mi, Teodoro, hallaràs:

TEODORO.

Y no te obligarás mas De que deje el casamiento El mismo don Luis, por darte Mas gusto, y no quiera verte, Y que muera de ofenderte Tan presto como de amarte?

ELVIRA. Digo mil veces que holgara Que á don Luis se lo debiera.

Bellisima Elvira, espera

MARCELO. (Ap.) Aqui todo se declara.

> TEODORO. (Hincase de rodillas, y levántase.)

Aqui tienes, aqui está A tus piés don Luis; que en vano Impulso tan soberano Puede resistirse ya.
Yo soy don Luis, que, obligado
De tu retrato y la hermosa
Relacion, ¡ que tierna cosa!
¡ Ah mancebo malogrado! Encubierto quise verte , Para ver si à la pintura Tu generosa bermosura Igualaba en alta suerte; Y ya que tan soberanos Testigos hacen las paces, No hay embozos, no hay disfraces, Hasta el alma está en tus manos; Si te canso, harás que vuelva, Y que al instante me vaya, No à los deleites del Haya,

Sino al rigor de la Elba, Que ni en su florido seno Pusilipo ni Puzol, Verde caricia del sol. Lisonja del mar Tirreno, Me acojan, sino el Levante Las galeras, en que armado, Sea de un dolor soldado, Y de un imposible amante.— Llega, Teodoro, habla, di A voces claras quién soy.

MARCELO. Señora, si erré, aqui estoy, A mi dueño obedeci; La gente Hana y honrada, Fingir gran tiempo, Señora, No sabe, cual la traidora, Hácia si misma envainada; Perdona el engaño.

(Ap. ¿Es sueño Esto que escucho? Este daño Tiene un recibido engaño, Que recata el mas pequeño; Y este tan grave parece, Que no me atrevo à juzgar, A decir ni imaginar Todo el temor que merece En lo que no engaña este hombre; Ya por lo menos ha sido El mas galan y entendido; La duda queda en el nombre; Pero, en fin, entendimiento Y talle no desagrada; Dudemos algo, que nada Con prevencion da escarmiento.) A él. Don Luis, no extrañeis la duda, Ni la suspension.)

TEODORO. Señora, Todo lo yerra y lo ignora Novedad que no se duda ; Dudar es prudencia.

#### Salen DON DIEGO y TERESA.

DON DIEGO.

En fin, Que esa plática anda en casa? TERESA.

Esto que te digo pasa.

DON DIEGO. Disfrazado y sin jardin Se fué à averiguar, primere Que casarse, la belleza De Elvira, el dote y nobleza. No se asuste lo Vivero, Que todo es mas; ¿ que es Teodoro Don Luis ?

> TERESA. Ansi lo he entendido. DON DIEGO

Dime cómo lo has sabido; Que la primer seña ignoro.

Él ha dejado caer Entre criados y criadas Sus palabras tropezadas, Y en secreto à verle ayer Vino un hidalgo y aun dos, Y en gran puridad hablaron, Y ambos don Luis le llamaron.

No lo dudo, vive Dios; Que aunque uno y otro mancebo Es gallardo, este lo es mas.

ELVIRA. (Ap. Mi hermano viene.) Hallarás Un huésped y amigo nuevo, Hermano.

DON DIEGO. ¿Cómo? ¿ Mas si fuese cierto? TEODORO.

Amigo y señor, no acierto; Con qué vergüenza lo digo! Dadme los brazos mil veces, perdonad el embozo De un amor viejo, que mozo Caduca en estas niñeces; Dad á don Luis vuestros piés.

DON DIEGO. Señor don Luis, difrazado Empezó en desconfiado Lo que hoy acaba en cortés. (Ap. Aquella prisa molesta Que el otro á casarse daba, Sin duda que examinaba Delgadeces de la honesta. Don Luis, no dudeis de nada.

TEODORO. ¡Qué bien lo habeis entendido!

MARCELO.

Criado soy.

DON DIEGO. Y bien lucido. TEODORO.

Criado no, camarada. Teodoro es deudo. (Ap. ¿Qué sientes?) Hombre de brio y de fe, Criado antiguo de los que Llamamos despues parientes.

DON DIEGO. ¿Cómo os habeis detenido Tanto en Italia?

TEODORO. (Ap.) Espantosas Mentiras y extrañas cosas Conmigo; que poco os pido, A no ser la causa mucha.

MARCELO. (Ap.) Mezcla verdades.

DON DIEGO.

Yo quiero

Saberla.

MARCELO. (Ap.) Del majadero Estoy temblando, él escucha.

TEODORO. Despues que Gustavo Adolfo, Del Norte ardiente cometa, No contentándose rayo, Se desvaneció centella; Ya que muerto el Duque alabe, Arrogante y baja alteza, A despeños levantada, Y á mas fábricas deshecha; Viendo los dos soles de Austria, Que aun el halcon de Noruega En tanta imperial garzota En tanta imperial garzota
Baña las garras sangrientas;
Dos águilas de dos nidos
Tiernos desatan, que sueltas,
Las campañas de los siglos
Vendrán á su vuelo estrechas;
Y el grande Cuarto Filipo,
Que es tantas veces su diestra
Muro de plata al imperio.
Columna de oro á la Iglesia,
Manda partir desta corte,
Pacífico Marte en ella.
Al marqués de Leganés,
Que por camaradas lleva
Los mas bizarros soldados. Los mas bizarros soldados, Que en San Felipe reniegan Pretensiones, aun las breves,

Mal sufridas de sus piedras; El marqués de los Balbases Le sigue, y tan presto llega A Milan, que, ó no las hubo, O le ignoraron las lenguas; Donde el claro invicto Infante, Mas esperanzas que espuelas Calzadas, que ya en su aurora Le amanece en tanta estrella, La gente entriega al bizarro Don Diego, y el parte, y deja En desierto à Lombardía, De amor poblado y de ausencia; Y entonces yo, aunque esperaba Guerra mayor, sus banderas Sigo, que un angel las guia Y un español las gobierna; Con este glorioso anuncio, ¿ Qué mucho que España tenga Victorias, y que sus anuncio Victorias, y que sus armas Libertad de Europa sean? Juntándoseles el conde Cervellon, parten la vuelta De Ratisbona, que solo A la fama ya no incierta De este ejército se rinde Al rey de Hungria, que empieza Mas con triunfos que con años A formar edad tan tierna; Visita el claro Fernando En Pasao su bermana bella, Maria, que en las virtudes No menos que en todo es reina, Y en Rotemberg, ajustando Que las católicas fuerzas Se junten, marcha el Infante, Se junten, marcha el Infante, Y el Rey asalta y saquea A Bonabert, y al de Grana Le envia, dándole cuenta Del aprieto de Norlinguen, Y que ha entrado à socorrerla Pólvora y gente, y que en vano Esta expugnación se intenta, Si el ejército español No acude à todo; y apenas Oye el Infante el aviso, Cuando cajas y trompetas Oye et infance et aviso, Cuando cajas y trompetas Y alborozos que ha llegado Publican, y en altas muestras De amor y en lucidas tropas De una cortés competencia, Sale à recibirle el Rey, Su primo, y en una esfera, En poca luz muchos soles, Del austro á las dos estrellas. Del austro a las dos estrellas Las caricias, los aplausos Igualan, y las finezas Del Rey, sin pasar de justas, Llegaron todas á inmensas; Comen juntos, viendo entrambos Ejércitos, que despliegan Estandartes de humo al aire, Y orbes de fuego á la tierra; Beimar y Horns, arrogantes, Con insolentes promesas, El socorrerla aseguran; Mas con militar cautela Haciendo punta à Norlinguen, Se abriga de las almenas Se abriga de las almenas
De unos bosques; y el Mejia,
Diestro y sábio, que penetra
Su intento, y que con ventaja
Pelear quiere, en serena
Frente y sosiego animoso,
Todo valor y prudencia,
Las órdenes y los puestos
Reparte; que mas pelea
Que el tropel de muchas manos,
La quietud de una cabeza;
El teniente general El teniente general Galazo dispone y piensa Lo mismo, en que la victoria

Antes de empezar comienza; El marqués de los Balbases, Con el duque de Nochera, El Cervellon, el Gálazo, Con el Teri de la Reina, Del gran don Diego advertidos, Resuelven que una eminencia y el bosque se ocupe, y salen (Honra española y tudesca) Cuatrocientos mosqueteros, Y de imperiales cornetas Tres mil caballos, y al punto Le ocupan, y aunque le alientan Con sumo valor, los carga Tanta sajonia y sueca Tempestad, que se retiran, Quedando en esta refriega Preso el sargento mayor, Y gloriosa desta empresa La nacion toda española; Antes de empezar comienza; l gioriosa desta empresa La naciono toda española; El sajon, que no se acuerda Del Albis, en que su abuelo , Mas escarmientos que arenas Pisando, Luzbel segundo, Pagó á gemidos soberbias Desamparado aquel bosque, Leganés, que considera Que avanzar à la colina (; Oh gran hombre en la experiencia!) La victoria estriba, manda Que los tercios acometan De Bolmeser y Toralto, Y el padre Camasa en ella Fortifique lo que diere Lugar la noche, y que sea El conde Juan Cervellon A quien todos obedezcan; El conde Juan Cervellon
A quien todos obedezcan;
Ansi se ejecuta, y luego
El gran duque de Lorena,
be la católica-liga
General, por el Baviera,
El Rey, el Infante y todos
En el consejo concuerdan
Que el llegar á la batalla
Conviene mas que la empresa
De Norlinguen, y que el puesto
Que llaman la Montaneta
Se sustente, y al instante
Los alemanes refuerzan
Con el tercio del Idiasquez,
Sin que los tudescos quieran
Ceder; el gran guipuzcuano
Se huye á las competencias
De la vanguardia, queriendo
Con valerosa modestia
Que, por ganar la victoria,
Todo el pundonor se pierda;
Frente à frente los dos campos
La batalla se presentan,
Quinola en que la fortuna
No menos que un mundo juega.
Los dos invictos Fernandos, Quinota en que la fortuna No menos que un mundo juega. Los dos invictos Fernandos, Gloria de España y Bohemia, Que antes que el temprano bozo Dorados laureles peinan, En dos truenos andaluces, En dos truenos andaluces,
Tan fuego, que en las riberas
Del Bétis, paciendo rayos,
Centellas mintió la yerba,
Los primeros al peligro
Se ponen, sin mas defensa
Que el respeto de las balas,
Poco seguro, aunque es deuda,
Con suma paz el semblante,
Gran presagio en quien gobierua; Gran presagio en quien gone El gran Leganés, que mira Que una bala no respeta. Lo mas real, pues al lado Del Infante à matar llega A un coronel, y à don Pedro Giron le tronche una pierna, Les suplica se retiren,

Y ambos le responden: «Ea, Si aqui llegan pocas balas, tr à encontrarlas mas cerca.» Rompe el impetu enemigo Del tudesco la firmeza, Y al punto los españoles Cobran el puesto que dejan; Dos veces se le restauran, Y los españoles quedan De vanguardia, y el Marqués Con los dos tercios los ceba Del conde Paniguerola Y Cárlos Guasco, y que tengan Al Cardenal valeroso A las espaldas, y ordena Al valiente don Enrique De Aragon que cierre, y cierra Santiago, y cuatrocientos Mosqueteros, y en la mesma Furia el borgoñon albergue; Y con saña tan resuelta, Tras el Sansibier famoso Leonato el marqués, y en nuevangue antigna bizarria Yambos le responden : « Ea, Leonato el marqués, y en nueva, Aunque antigua bizarria, Picolomini calienta Con sus ardientes corazas La hatalla, y con las nuestras Embiste el de los Balbases, Y en ardiente fortaleza , Gambacurta desagravia Tanta sangre en tanta ajena; Yo y don Pedro Santaula La escaramuza tremenda Trabamos con los dragones, Trabamos con los dragones,
Que ni con valor sosiegan
Ni con las manos descansan;
Y en tan reñida pelea
Los bizarros enemigos,
Que en heróica ni en inmensa
Valentía quince veces
Rendir, despejar intentan
Del puesto a los españoles,
Que en fuerte, en suma entereza,
Constancia, los quince asaltos
Resisten y los desprecian,
Como las inmobles rocas
Del mar à las hondas fieras. Del mar à las hondas fieras, Que en espumas se deshacen. Y en su porfia se quiebran; Y en su porfia se quiebran; Y a causados y rendidos. La esperanza y campo dejan Los suecos, y en fugas viles Cambian arrogancias necias. «Victoria, España y Hungria, » Gritan todos, y del César Y de Felipe los nombres A eternidades se cuentan. El Rey y el Infante siguen La victoria, y tan sangrienta, Que veinte mil fuertes vidas A sus plantas quedan muertas. Ganóse la artillería Y estandartes y banderas Trecientas; todo el bagaje, La gloria, que la primera Se debe à Dios, à Felipe, A tres Fernandos, y eterna Al Marqués y à todos; tanto Vence en Dios quien en Dios reina. Vence en Dios quien en Dios re Cuantas casacas azules Fueron celosa contienda De Marte, en su sangre roja, Ya son lastima, y no afrenta; Hacen los croatos fieros Su agosto, que sin elemencia, En racionales espigas, Cuantas topan; tantas siegan; Herido y preso el Beimar, Libre y prisionero queda Gustavo Horns del gran duque Lorenés, y con nobleza Enemiga y grave asombro

El sueco dice : «¡Oh cuán cierta El sueco dice : « ¡ Un cuan cierte Es vuestra fama, españoles! Que hoy leones en liereza, Hombres no, sino prodigios , Habeis sido de la guerra. » Norlinguen se rinde, y ciñen Las sienes (siempre severas ) Del triunfo los dos Fernandos; Despáchanme con las nuevas Al Rey y el mar con portentos Despachanme con las nuevas
Al Rey, y el mar con portentos,
Y con asombros la tierra
Me detienen, pero en vano;
Que piratas y sirenas,
Bandoleros y peligros,
Mas que me asustan, me tiemblan.
Ya en presurosas jornadas,
Antes à vuestra presencia
Que à Madrid llego, y primero
A esta dicha que à sus puertas;
Lo demás lo habeis sabido,
Mis amorosas licencias Mis amorosas licencias Mis amorosas licencias
Perdonando; que amor tiene
Mayor luz en las más ciegas;
Que en la muerte de don Pedro,
Eur mis lástimas y endechas,
En mis daños y fatigas,
En mis ansias y finezas,
Como al sol la nieve cruda, Como al campo la alta sierra, Como al jebeche las ondas, Como al céfiro las selvas. Como al aurora las flores, Como al rocio las yerbas, A los ojos de mi Elvira Todos mis males se templan.

MARCELO. (Ap. Válgate el diablo mil veces, ¡Qué gran mentira!) Una línea Ní una tilde le ha quitado A la verdad; ¡Jesus!

De admiracion y cuidado Me dejais. TERESA.

¿ Y ha sido cierta La resolucion que tuvo El bandolero?

¡ (Due me echase los azotes (Dios se lo pague) en galeras!

TERESA. Que no era criado el otro, Luego lo vi.

MARCELO. ¿ En que, Teresa?

En que no me dijo amores, Siendo criada, y no lega.

MARGELO.

Lo mismo pienso hacer yo. ELVIRA.

En relaciones, en piezas Se refiere esta batalla, Y bien pudo hallarse en ella, Que es bizarro; ahora bien, Ya la mentira primera Les creimos, y es castigo. Empeño y venganza cuerda, Que quien creyó una mentira, Que todas juntas las crea.

DON DIEGO. Este sí que es español De los que cualquier princesa Extraña puede prendarse, Sin pecado de comedia.

TEODORO. Parece, Seŭora mia, Que habeis quedado suspensa.

ELVIRA.

Vuestros peligros me asustan Aun todavía,

MARCELO. La hembra No está muy en la maraña, Pues socarrona y discreta...

TEODORO. Quien quiere acertar, Señora, Con amaros nada yerra.

DON DIEGO. Mejor don Luis tiene Elvira,

ELVIRA.

No es el arte y la presencia Ruin testigo?

TEODORO. (Ap. ; Ab gran embuste, Y cuán pocos te escarmientan!) Marcelo, ¿qué dices?

MARCELO.

Digo Que cuanto quisieres mientas En ti, pero en mi no quiero; Que con extraña inclemencia Me has arrastrado, y al punto Me ahorcaste, y despues destas Justicias, así quisiste Azotarme, y solo resta Que luego en otro romance Me saques á la vergüenza.

TEODORO. Algo se ha de fingir.

> MARCELO. Solo

Se te olvido (si te acuerdas)... TEODORO.

¿Qué?

MARCELO.

Que todo lo venciste. Que por Dios que te lo crean. (Vanse los dos.)

DON DIEGO. Gran soldado y caballero, Hermana; luego lo vi, Que en nada me engaña á mi, Que era el don Luís de Vivero Este, y no el otro, y ¡ qué bien En todo se conoció ! Y ansi di la traza yo De tu desposorio.

Y ¿tambien Estàs en que este segundo Es don Luis

> DON DIEGO. Pues ¿no se ve?

En mi vida me engañé. ELVIRA

(Ap. No es menos necio en el mundo Un confiado; en efeto, Verdadero o mentiroso El es hombre bien garboso, Bien galan y bien discreto; Si aun fueran breves antojos Decir que inclinada estoy, Por lo menos ya no doy Por agraviados mis ojos.) ¿Que determinas, hermano?

BON BIEGO. Que has de desposarte luego.

Ser luego, eso no, don Diego. ON DIEGO. El replicarme es en vano.

ELVIRA. Qué colérica y dudosa Es mi suerte!

Que à pedir voy la licencia;

Sale DOÑA ANA.

Mas ; qué buen encuentro, hermosa Doña Ana?

DOÑA ANA. Tan presuroso Primero, ¿adónde?

DOX DIEGO. Hemos sabido

(Ap. ¡Qué picon tan entendido!) Que es el don Luis y el esposo De Elvira...

DOÑA ANA.

¿Quién? DON DIEGO.

DOÑA ANA.

El criado

Del que lo fingió primero.

¿ Prima?

ELVIRA. En segundo Vivero, Si, mejor anda embozado Mi peligro, y tan aprisa Como ves, mi hermano intenta El desposarme.

> BONA ANA ¡Qué afrenta!

Muchos un engaño avisa.

ELVIRA. Verdad es que es gentil hombre, En traza y modo no miente Ni engaña, mas no es decente...

DOÑA ANA. Qué hechizos tiene este hombre Con tu hermano?

ELVIRA.

Juntos quiero Dejaros, porque mejor Le dés à entender su error; Ser él y ser caballero, Si será, pero es mas justo El asegurarnos mas.

DOÑA ANA. Inclinada y cuerda estás, Mucho puedes con tu gusto; Véte.

TERESA.

Si al fin es costumbre ¡Ay señora! que molesta Todo marido, ya es esta Mas honrada pesadumbre. (Vanse Teresa y Elvira.)

DOÑA ANA.

Aunque pudiera ofenderme
De tu tibleza, primero
Quejarme, don Diego, quiero
(Tanto llegas à deberme)
De lo que yerras contigo
Que de lo que en mi no aciertas;
Que mancebo te diviertas, Que te entretengas amigo, No es culpa ; que à Madrid veo Tan acomodado ahora (Oigolo así), que se ignora Una queja de un deseo; Mas que en tema vergonzo sa Pongas en tanta aventura Una hermana, peor segura En lo mujer que en lo hermosa, ¿ Dónde está tu entendimiento? No sabes, mozo ignorante,

Que en Madrid à cada instante e pisa en un escarmiento? Lo que pide mayor modo Es una atenta cordura ; No creer nada es locura, Necedad creerlo todo; Qué noticias o qué prendas Tienes de que cierto ha sido Lo que otra vez te ha mentido?

DON DIEGO. Paso, doña Ana, no ofendas Mi obligacion ni mi trato: Que antes me pondré ofendido A mil riesgos de mentido Que no a un peligro de ingrato; Tú no te has visto informada De sus partes; que si oyeras Su discreción ó si vieras Solo en su mano una espada, Celos tuviera yo ahora De decirlo; ¿ qué mas fe Que él mismo? Que en él se ve Cuando se duda ó se ignora.

DONA ANA. Que es tan valiente?

DON DIEGO.

Es espanto.

DONA ANA.

En la ocasion pensar puedo Que tuviste mucho miedo, Pues abora dices tanto.

DON DIEGO.

Miedo es pagar...

DONA ANA

Ya te digo-Que sea lo que quisieres, Que llego à temer que quieres Casarle tambien conmigo; No be visto en ansia amorosa Ley mas tierna y mas liviana; Que si yo fuera tu hermana, Ya me tuvieras celosa.

DON DIEGO.

Decir lo que yo te adoro En todo el tiempo aun no cabe, Y pues tu experiencia sabe Que yo tus partes no ignoro, No te quejes.

DONA ANA.

Qué bajo indigno blason! Que puedo en la presuncion Ser vanidad de una hermosa,

DON DIEGO. : Ah qué falsa estás conmigo!

DOÑA ANA. Oh qué vano estás de ti!

BON DIEGO.

Oh qué cierta estás de mí!

DONA ANA. Oh qué necio estás contigo! (Vanse.)

Sale ELVIRA, sola.

ELVIRA.

Amor, ¡qué medrosa llego A tu nombre! ¡Oh nunca, amigo, No seas traidor conmigo! Basta loco y sobra ciego; A perdonarie me entriego, Si me pierdo bien en ti, Algo de la dicha si, Mas de la disculpa no: Sea lo que amare yo Cuerdo en él y digno en mi. Un hombre que vino errante

Ha de obligar á querido? Si ruin, le huyo marido, Si noble, le temo amante: Si noble, le temo amante;
Pero siempre estoy constanta
En que no he de sufrir vo
Corto empleo; y si nació
Sin favor mi suerte alguna,
Sea baja su fortuna,
Pero con bajeza no.
Meuos ofendida quedo,
Si es mi amor aborrecido
Del que debe ser querido.
Dulce amor, todo eres miedo,
Y yo toda soy recato; Y yo toda soy recato; Que ha llegado el falso trato À que todo sea fingido, Y el mas disculpado pido, Pues todo ha de ser ingrato. A las experiencias demos Parte de lo que ignoramos, Los sentidos recojamos, Todo el hombre averigüemos, Pero aquí vienen; fiemos Luz tan nueva y escondida A escucharlos. ¡Oh perdida Razon! Si hay solo un nacer, Un vivir, ¿por qué ha de ser Tantas muertes una vida?

#### Salen TEODORO Y MARCELO.

TEOUORO.

Marcelo, ¿en qué ha de parar Tanto enredar y fingir, Tanto anhelar y embustir?

MARCELO.

¿Viste los remos del mar Vagando en tremenda hilera, Y que encierra en conclusion Tanta perla de ladron La coucha de una galera? Pues de nuestro falso trato Lo mismo imagina ahora, Y yo se lo doy (Señora Comparación) de barato.

(Escucha Elvira desde la puerta.)

ELVIRA. (Ap.)

Bien los oiré desde aqui,

TEODORO.

Ella, entre dulce y terrible , Es rebelion apacible.

MARCELO.

¡Ay miedo! Así afato á mí.

ELVIRA. (Ap.)

Atencion; que algo se mira.

MARCELO.

Señor Vivero lingido, ¿ Qué hemos de hacer?

ELVIRA. (Ap.) Mas oido.

MARCELO

Con la hermosura de Elvira, Qué pillamos? Qué Vivero, Qué don Luis y qué soldado Es este que hemos tomado?

TEODORO.

No lo sé; de amores muero.

ELVIRA. (Ap.)

: Ah enemigos MARCELO.

¿Qué mentira

Ha sido esta en que se ve Nuestro empeño?

TEODORO. Nada sé;

Solo sé que adoro à Elvira. ELVIRA. (Ap.)

Ya es tiempo.

MARCELO. Estamos sitiados.

Embusteros, ah traidores, Ah infames, ah enredadores.— ¡Hermano, hermano, criados!

TEODORO.

¿ Oué tienes?

ELVIRA. Ladrones son.

TEODORO.

Perdidos somos, Marcelo.

MARCELO.

Al grátis-dato yo apelo. TEODORO.

Traicion, señores, traicion.

ELVIRA.

Da voces.

MARCELO.

Sí, yo tambien Daré voces, daré gritos Fieros, grandes, infinitos; ¿Cómo parecera bien Que, siendo tú el conde Fabio, Hijo del noble marqués De Bitoldo, que este lo es...

TEODORO. (Ap.)

Conde, marques!

MARCELO.

Se haya hecho, ó que por solo Que allá don Pedro, tu hermano (Dios se lo perdone), un vano Retrato, injuria de Apolo, Le enseñó, viene muy necio, Enamorado y perdido A intentar ser tu marido? Pero yo hablaré mas récio. Pues à casar te has venido Con la hija del Regente, Todo amor es vano y miente, Serás, traidor, su marido; Iréme al Rey, iré al Conde. (Saca la daga, va tras el Teodoro, y deliénele Elvira.)

TEODORO. Perro, calla, ¿ este secreto

Descubres?

ELVIRA.

Tened.

TEODORO. Qué aprieto!

Si en el centro se me esconde, Le he de matar.

> ELVIRA. Tenéos.

MARCELO.

De Italia iré al presidente ; à la hija del Regente Quieres burlar?

TEODORO

¿ Mis deseos Tan hermosos y tan justos Me estorbas, traidor, villano? Solo á Elvira doy la mano.

ELVIRA.

Templad, Señor, los disgustos.

MARCELO.

No hay que temblar, conde Fabio; Ya acabaron los disfraces, Sépalo el mundo.

ELVIRA. (Ap.)

¿ Qué haces, Pensamiento? ¿Haréte agravio En creer que esto es verdad? ¿ Dudaréto? Si, ¡ oh cuán fea

Cosa que, si verdad sea . Lo ayude mi voluntad!

TERESA.

Ea, Señora, ¿qué dudas? Sé condesa, pues que puedes, Porque hoy audan las mercedes O revoltosas ó mudas; Las salas luego se truequen , Zampa el dosel, y en tus faldas La silla vuelta de espaldas.

ELVIRA

Por temer no la dessequen; Muy en ello estás.

TERESA

Que lo tomas! Date priesa, Señora: que no ben priesa, señora; que no hay condesa Que su vispera no guarde.

ELVIRA.

Hay tan simples alegrias?

TERESA.

¿Condesa y marquesa junto? Dila que te llame al punto Vuestro par de señorias, Y aun presumo en mi conciencia Que es poco, y que son agravios; Que anda entre los mismos labios Tropezando la excelencia.

TEODORO.

Llámote proto-embustero ¡ Qué bien salimos! Ten cuenta Si averiguan la regenta.

MARCELO.

Otro embuste mas no quiero. Con la hija del Regente Al momento has de casarte; Voy...

(Detiénele Teodoro.) TEODORO.

Procuras escaparte? MARCELO. (Ap.)

Pluguiera à Dios.

ELVIRA.

Oyes, tente, No dés voces, el secreto Os guardaré. (Ap. Y no me lleva Atencion para la prueba; Este es camino discreto.)

MARCELO.

No hay secreto, lindo espacio; Con la lengua el falso vino A engañar, porque menino Fué desde niño en palacio; Yo no he de callar.

TEODORO. Traidor,

Que me destruyes.

ELVIRA. Espera,

Calla dos dias siquiera.

MARGELO.

Dos dias à un hablador ? Buen regalo! un siglo encierra Un instante; pero harélo.

TEODORO. (Ap.)

De aquí bien veré gran cielo.

ELVIRA.

(Ap. De aqui descubro gran tierra.) Conde, don Luis ó Teodoro (Que estos tres nombres te sé), No digo que te querré, Que aun ese efecto me ignoro; Cualquiera que seas, si eres Hombre principal y honrado, En las costumbres sobrado, Tienes lo que no tuvieres;

Para mí no hay cosa alguna \* Mas indigna, mas vulgar, Mas injusta, que tasar Los hombres por su fortuna; Seas laurel ó seas roble, No dudes que en esta parte Solo no he de perdonarte Ser hombre de bien y noble.

TEODORO. Menos que al alma ilustrara No supiera amarte à ti. Y tu sol, que vive en mi, Hasta la sangre hace clara; Mi amor es todo español.

MARCELO

¿Las lágrimas de tu madre Y el Regente? TEODORO.

¡Qué! No hay padre; Elvira es hija del sol. Teodoro, el merced arrima, Y di cual menos agravia,

La Condesa, Elvira ó Fabia.

MARCELO. El socorrillo de prima

Fuera gran cosa. TEODORO.

Locura;

Condesa entera le queda. MARCELO.

Llámese, mientras que hereda, Condesa de Ja Futura.

TERESA.

Pregunto al hombre de bien, ¿Las criadas de condesas Son señoras?

Si profesas, Has preguntado muy bien, Muy rebien; si no lo son, Podrán ser cuentas benditas; Que yo he llamado infinitas Con harta menos razon.

TERESA. Qué, ¿ estamos desabuciadas De señora ?

MARCELO. Eso no.

TERESA.

Por cierto que pensé yo Que bastaba vizcriadas.

Una joya de valor, Luego que llegue, le dés, La recamara.

TERESA.

Los piés Beso al Conde, mi señor. TEODORO.

Malvado, ¿qué le respondes ? MARCELO.

Pillaro, este giorno afuera, Si de responder hubiera. Pobrecitos de los condes.— El patron, fillola mia, ¿Es noble?

TERESA. Y cristiano viejo. MARCELO.

Buen vino en cualquier pellejo.

TERESA. ¿ Y es rico su señoria?

MARCELO. Cien mil carlines contados De renta.

> TERESA. Y es un carlin... DD. C. DE L.-II.

MARCELO.

Cuarenta escudos.

En fin

Mas son de tres mil ducados.

TEODORO.

¿Condesa hermosa?

ELVIRA. (Ap.)

Tened; Mas cuerda soy hasta ahora.

TERESA.

¡Qué triste estás! ¡ Ay señora! Hante llamado merced?

ELVIBA. (Ap.) Dudas, yo he de averiguaros.

TERESA. ¿Qué os parece estas venturas?

MARCELO. (Ap.)

Que hemos de quedar à oscuras En siendo condes mas claros.

#### JORNADA TERCERA.

#### Salen DON DIEGO Y ELVIRA.

DON DIEGO.

Dime otra vez y otras ciento, Hermana, tan nuevo caso, Que si á la pena le paso, Tendré que joso al contento ; En fin, dices...

ELVIRA. Que esta nueva Novedad hay mas, y en suma, Destos pájaros la pluma Tantas veces se renueva, Que el dudarlo y el creello En tu prudencia no mas Consiste, y cuerdo verás...

DON DIEGO.

No pienso dudar en ello, Aunque no haré novedad Mientras la noticia es corta; Mas servirle, es lo que importa, Con mayor autoridad; El duplicar el cochero Es forzoso, que á no nada Es vispera titulada; Y ahora acordarme quiero Que mil veces me escribió Que un señor napolitano Era su amigo, mi hermano, Y si tu retrato viò, No dudes que enamorado Te busca.

ELVIRA. (Ap.) ¡Hay facilidad Mayor! Hay tal necedad! ¿En qué olvido se ha bañado En qué olvido se ha bañado. Su razon, que en tanto abismo La pone? Y si algun encanto Hay en esto, aunque no tanto, Yo peligro ya en el mismo. Oh que necio se despeña Hombre, si merece el nombre Quien à estar creyendo à un hombre Con obstinacion se empeña!

DON DIEGO. Qué estás discurriendo, Elvira? Que es conde y serà marqués ; ¿Qué mucho?

ELVIRA. (Ap.) La dicha de una mentira!

DON DIEGO. Su presencia corresponde A dignidad tan lucida, Y no he visto yo en mi vida Mejor tamaño de conde.

ELVIRA.

A quién donaire no hiciera Esta liviandad?

Hermana. Yo no he visto esta mañana Al Conde, y buscarle...

ELVIRA.

Espera;

Que es razon comunicarle, Y ahora vendrá doña Ana.

DON DIEGO.

Qué prudencia tan anciana ! No vendrá mas que á dudarlo Todo, y con sus bizarrías A ofender tambien.

ELVIRA.

Don Diego,

Mira que el ver...

#### Entran DOÑA ANA Y TERESA.

TERESA.

Zampando las senorias.

DOÑA ANA

(Ap. Tan loca criada está Como ellos.) ¿ Primo?

DON DIEGO

¿Señora?

DOÑA ANA. Que es mar nuevo cada hora El dia; contadme ya Lo que no pudo Teresa Con su alborozo.

DON DIEGO.

Esto es

Que el señor conde y marqués De Bitoldo ...

ELVIRA.

Lo Marquesa Estoy temblando.

DON DIEGO.

Un retrato Vió de Elvira, enamoróse En Italia, y resolvióse Con este embozo y recato A venirse, y sin saberlo Su padre...

DONA ANA.

Fineza ha sido; Mas ¿qué certeza ha traido De que es él?

Tropezó en ello; Si no es conde ó son engaños, Disputarlo ya no espero Contigo.

DONA ANA. Ni yo lo quiero; Dios os conde muchos años, Dios nos libre que en enredos Se cebe una voluntad; Que llegará la verdad, Antes que en pasos, en miedos. -Y tú, ¿por ventura estás Tan necia?

Llego à dudarlo, Y en llegar à desearlo, No tan necia, pero mas. TERESA.

(Ap. De envidia y rabia le pesa;

Ved con lo que ahora viene.) Pues ¿mi señora no tiene Harto bulto de condesa? Y à fe que todos los dias A mil pobres, desta salsa, Pienso por la puerta falsa Dar sopa de señorías.

DOÑA ANA Conde? (Ap. Endiablados están Todos.)

Hermano, lleguemos A su aposento, y verémos Si algunas señas nos da: Papeles, en que se funda La verdad.

DON DIEGO. Tu parecer

Sigo, aunque no es menester.

En esta pieza segunda Está un bufete, y en él Muchos papeles.

(Estén en un bufete muchos legajos de papeles.)

DON DIEGO. Veamos

Si mas testigos hallamos.

ELVIRA Dice el primero papel: « Soneto en lengua italiana, » Al ritrato dil signora »Elvireta,»

DON DIEGO. Qué dices? Yo apuesto, hermana, Que es gran soneto:

DOÑA ANA.

Si es suyo, Compondrá bien cualquier cosa.

ELVIBA. (Ap.)

No escondió lo maliciosa. TERESA.

Soneto al retrato tuyo, ¿ Es cosa mala? ELVIRA.

De negocios : «Memoriali »De servichi principali, » Y calità de casata Bitolda.»

Es mucha familia? DON DIEGO.

Pese á tal, ha emparentado Con lo mas noble y granado De Napoles y Sicilia.

DOÑA ANA. Temiéndome estoy de loca Tambien : ¿como, buen hermano, Te has informado temprano?

Del conde de la Bicoca, Del marqués de la Garulla Y del duque de los Codos Cartas.

Sus estados todos Pienso que caen en la Pulla. DON DIEGO.

Esa es provincia famosa En Napoles.

ELVIRA. Retirado Está aquí un pliego y cerrado. DOÑA ANA.

Abrirle.

DON DIEGO. ¿Dama, y curiosa? Dios nos guarde.

«Al marqués, conde »De Bitoldo, mi señor,»

DON DIEGO. Todo en su favor Habla, concierta y responde.

ELVIRA. En español es la carta, Y dice asf: (Lee.) « Aunque son tantos »De una verdad los peligros »De nna verdad los peligros
» Y de una fe los agravios,
» La que à tu servicio tengo.
» Como antiguo y fiel criado,
» Y que recibí en ta casa,
» La obligacion de los años
» Me obliga, fuerza y compele.
» Gran señor, que abanderando
» Mis riesgos, te de noticia
» Que tu hijo, el conde Fabio,
» Sin mirar à la grandeza
» De tu casa, al nombre claro
» De sus mayores (¡ qué injuria!). »De sus mayores (¡ qué injuria!), »Persuadido de un retrato »(Ap. Dios nos ayude), casarse
»Intenta, y está casado
»Con una dama española,
»Que aunque de buen gesto y garbo,
»No es mas que una horrada hidalga,» (Ap. No es corta alhaja lo hidalgo, Con licencia de lo conde.)

DON DIEGO. En el fuero castellano No hay mas blason que hidalguia; Prosigue.

ELVIRA.

(Lee.) « Y tantos engaños »Ha hecho, que se ha fingido »(; Qué indecencia!) un moderado »Particular caballero, »Que ella aguardaba, y él, falso, »Ciego de amor, claramente »Quien es ha dicho, entregando »A nubes tan escuderas »Del sol·los bitoldos rayos, » Y aun pienso que ofrecer quiere, »En trueque indigno, à su hermano »A tu hija, la señora »Doña Quiteria Fracaso.» DON DIEGO.

Eso no me lo habia dicho.

ELVIRA Tenialo reservado Para albricias.

DOÑA ANA. Yo os ofrezco De no acusaros de ingratos.

ELVIRA.

(Lee.) « De la hija de tu deudo »Ni se acuerda ni bace caso, » Doctor, mi señor; al hombre »No hay metérselo en los cascos, »Porque he querido dar cuenta » Al Rey; lo que llaman palos »En Castilla es la amenaza Mas barata de sus manos; »Este es el fingido viaje »De Alemania, este el bizarro » Aliento, en que prometia, » Pompeyo napolitano, Que era César un belitre, Y un belleguin Alejandro; »Este el báculo, el arrimo, »El bien, el gusto, el descanso »De tu vejez.»

DON DIEGO. Ea, no leas Ya mas. ¿Qué mas declarados Indicios? Qué mas testigos? Yo perdono al secretario, Siendo Guzman, lo escudero, Aunque ignora que los altos Linajes, como este y otros. No sufren medios muy bajos. Si tienen mentido el nombre, Están lucidos y claros, Si le tienen verdadero, Que en cualquier sitio y estado Son mejores que otros muchos De otras clases, ya el acaso Del casarse los guarnezca, O los corone de aplausos; A sacar cuatro doseles Voy, y tambien otras cuatro Colgaduras, pues ya es tiempo De prevenir los dos cuartos ; Vuelve el pliego, y diestramente Le deja oculto y cerrado Adonde estaba escondido, Y adios.

TERESA. Ay miedo, si entrambos Fuesen marqueses!

DOÑA ANA

Elvira. Si es falso ó si es fino el trato, No lo juzgo; mas, ya sea Engaño o verdad, el diablo No puede disponer mas bien Un embuste y un engaño; Casi me voy persuadiendo; Pero véte muy despacio; Que inclinacion y codicia Dan mucha priesa à tus pasos.

TERESA. ¡ Qué linda predicadora Tenemos! Y si al reclamo Le viniera el ser condesa, Lo hiciera ella mas barato.

ELVIRA. No me temas fácil nunca; Que no digo yo dudando, gue no digo yo dudando, Sino en altas evidencias Y en intentos soberanos, Como es no mas que un dudoso Caballero, acompañado De honores, que los venero En cualquiera que los hallo; Tuviera cuantas grandezas Esconde en senos avaros El sol, ó cuantas ahora El nuevo hermoso palacio Contíene, que en el desvelo De un siempre atento cuidado, O son triunio de su dueño, O son desden de su mano; Tarde mi paz turbarian, Prima; que tengo muy mansos Los deseos, y con ellos Los pensamientos muy bravos.

(Vanse.)

Salen TEODORO y MARCELO.

MARCELO. No es menos lo que refiero. TEODORO.

Suceso extraño!

MARCELO. Segui

La tropa, luego que oi Era don Luis de Vivero. TEODORO.

Don Luis?

MARCELO. Don Luis, y al postigo De San Martin, en posada Bien puesta y autorizada Se apea.

TEODORO. No estoy conmigo,

De asustado.

MARCELO. En fin, la gente. Que trae mucha y bien lucida, Mientras la cena ó comida Se dispone diligente, De un baulete pequeño Y unas maletas desata Curiosa y bastante plata, Al noble gusto del dueño; Vestidos verdes y rojos, Y negros muchos, y en suma (Aqui atencion, que sin pluma Saqué la copia en los ojos), Cinco joyas muy lucidas De varia bechura, pequeñas Las dos, mas ningunas señas Se quedaron escondidas; El tal Vivero á un vecino Por la casa preguntaba De don Diego, y si llegaba La otra ropa, que imagino Que viene la impertinente Ode viene la imperimente Telaza y el majadero Oropel, que es lo primero En que à las novias se miente ; Ahora, Teodoro, mira Qué hemos de bacer, que en los huesos Está con estos sucesos Nuestra bien gorda mentira ; Si ha de haber fuga forzosa Al punto; que no creia Que hasta la bellaqueria Ha menester ser dichosa.

TEODORO Qué dices, cuitado? Calla, ¿ Qué dices, cuitado? Calla, Ten ánimo, ten aliento; Que aun á nuestro vencimiento Le queda mucha batalla. Mira el bufete, si acaso En el lacillo han caido Del papelaje.

MARCELO. Habra sido, Como dicen, bravo paso; Revueltos están, y el pliego De la verdadera historia Le han abierto.

TEODORO. Ten memoria De los joyones, y luego Atiéndeme á la maraña, Que aun tiene vida.

MARCELO. La Elvira,

Y lo demás.

TEODORO. La mentira Ya es traje, y à nadie engaña. MARCELO.

¿No era mas corto rodeo El tingir? Que à esta doncella, Yo no hallo el ser tan bella.

TEODORO.

Qué importa, si yo lo veo? Que en la sabrosa batalla De la hermosura, à ser viene Belleza la que se tiene, Pero mas la que se halla. Salen ELVIRA, DOÑA ANA Y TERESA.

Ya está el Conde, mi señor, En casa; ¡qué alegre cosa Un senorazo!

TEODORO.

Hoy, esposa, Queja tendréis de mi amor; Que en no permitidos ocios, Me embarazan cada instante Varias cosas, que en lo amante Son groseros los negocios, Y es la ocupación ahora Mas justamente ofrecida A importancias de la vida, El morir por vos, Señora; Sé que es locura adoraros Sin mas méritos que el mio, Y siendo este el desvario, No hay mas acierto que amaros.

ELVIRA. Si los recatos y enojos Se hallaran mas persuadidos, Ni le estorban mis oídos, Ni desayudan mis ojos; Hablad a mi prima.

TEODORO.

Prima, Aunque es nombre sospechoso Para todo grande esposo, Haré el aprecio y la estima Que debo de su merced.

DONA ANA. Que ni en tanta italiania Me quepa una señoria! Estrella tengo en merced.

MARCELO.

Usia no esté encogida; Que ya... DOÑA ANA.

No estés deshallada; Que señoría llamada Es persona agradecida.

ELVIRA.

Qué poco me desvanece Nada! Mas guerras que el nombre Es el hombre, y en el hombre No hay mas de lo que merece; Oh si los grandes señores. Fuesen merced? que ir guardando El soto, ¿ qué importa, cuando Las guardas son cazadores?

MARCELO. ¿ Hay fantástica aficion?

No le he dicho que al cuitado Le tengo mas desdeñado Que á los Martines el don?

MARGELO.

; Bravo rumbo!

TERESA.

Qué te quejas? Del volumen no te asombres ; Que tambien traen los hombres Guarda-infante en las guedejas; Solo à preguntarie vengo, Por hablar al uso bien, Si eres tù Conde tambien?

MARCELO.

Alguna amenaza tengo, Y no hay vivir ni hay paciencia ; Que está el mundo en vil porfia, Pesado por señoria Y necio por excelencia; Vuestra merced, ¿ qué mancilla Me haceis? ¡ Que hoy se llegue à ver Ofensa la que fué ayer Honra de un rey de Castilla!.

TERESA. No te pierdas, ignorante, No prediques.

(Vase.)

Calla, loca; Que en estas fiestas me toca Mi púlpito en consonante.

Entre muy apresurado DON DIEGO.

DON DIEGO. Ya quedan de raso de oro Los tres doseles liados; Que usandose tres estrados... Pero ¿aquí el Conde y Teodoro?— Hermano, vueseñoria Me dé la mano.

TEODORO.

La mano Te doy, y otra mas de hermano.

DON DIEGO. (Ap. Cierto es aquello.) La mia, En serviros ocupada, No ha estado á un tiempo breve A vuestros piés, como debe.

MARCELO. Qué introducida y cansada Esta necedad cortés Anda! que es lo cortesano, O «yo beso vuestra mano», O «yo beso vuestros pies».

Sale TERESA.

TERESA. Un criado de palacio Busca al Conde, mi señor. (Vase.)

MARCELO: Hay embeleco mayor!

TEODOBO.

Hola!

MARCELO. Querrán muy de espacio Que entres en las fiestas, TEODORO.

- Que

Entre el criado.

#### Entra UN CRIADO.

CRIADO. ¿ Vueseoría? TEODORO.

(Ap. No le oiré, por vida mia.) Sillas; pero estoy en pié.

CRIADO.

Mi señora la Condesa, Duquesa, á vuescoría.

TEODORO.

Qué grandeza y cortesía! CRIADO.

Y à mi seora la Marquesa Suplica vayan à honrar Las fiestas que en Buen-Retiro...

TEODORO. ¡Qué justamente me admiro!

Y es digno de celebrar Destos tan grandes señores, Que, en servir siempre ocupados, Partan tan altos cuidados En tan diversos favores Y tan baratos? Ninguna Modestia à la suya alcanza ; Quieren ser en alabanza Como son en la fortuna.

A su excelencia dirá Vuesacé que, si pudiere, La Condesa, ó si quisiere, Irá á servirla;

MARCELO. Y podrá

Añadir el mensajero Que si al Gonde, mi señor, A tiempo, en tanto favor, Le llegaren, como espero, Dos frisones de Toscana, Toreando á lo español, Dará envidia á todo el sol, Y à todo lo Cantillana.

TEODORO.

¿Qué fiestas hay?

CRIADO.

Las mayores De á caballo, y despues dellas, Dos comedias.

Iré à vellas,

Que huelgo de sus primores. ¿Cuyas son?

CRIADO.

Es peregrina La primera, de un lucido Ingenio grande, escondido En lo Tirso de Molina.

MARCELO.

La otra será mediana : Que es de un fidalgo que en ellas Nada hace bien sino hacellas Muy tarde y de mala gana. TEODORO.

¿Qué es la historia?

CRIADO.

La tragedia (Bien que con lazos severos) De dos grandes embusteros.

TEODORO.

Gran mundo es esa comedia; Será cosa entretenida. Vuesacé vaya en buen hora, Y à la excelente señora Beso la mano.

MARCELO. Pulida

Guarnicion.

DON DIEGO.

Muy gran favor Destos señores ha sido.

TEODORO.

Quién mucho no ha recibido De su grandeza?

Sale TERESA Y UN CRIADO.

TERESA. Señor,

De parte del Almirante Un recado.

TEODORO.

(Vase.)

Este es cuadrilla.

CRIADO. El'Almirante.

TEODORO.

En Castilla Gran cosa; pase adelante. CRIADO.

Suplica à vueseñoria Luzga su cuadrilla, entrando Con él.

MARCELO. Lo estaba temblando. TEODORO.

Atended, esposa mia;

Digale que ya en linaje Soy Guzman.

> Y buen galan. TEODORO.

Aunque Enriquez y Guzman Es antiguo maridaje, Que de mi no determino Sin saberlo.

(Vase el Criado.)

DOÑA ANA.

Qué primores! Los tres Guzmanes mayores.

MARCELO.

El haber sido menino En aprieto semejante Te pone; ha sido galano Este nuevo pasamano.

TEODORO.

Ya respondi al Almirante.

DON DIEGO.

¡ Qué honradazos pensamientos Tiene, hermana! ¿ Qué respondes?

ELVIRA.

Que parecen bien los condes A su obligacion atentos.

#### Sale TERESA.

TERESA.

De un don Luis de Vivero, Que de Italia hoy ha llegado, Está á la puerta un criado.

TEODORO

Conocí à ese caballero. Dios le perdone.

MARCELO. ¿ Qué haces,

Teodoro?

TEODORO.

Yo estoy despierto. DON DIEGO.

¿Don Luis? ¿Quién duda que es muerto? DOÑA ANA.

¿Don Luis? ¿Si hay nuevos disfraces? TEODORO.

Ea, ¿por qué no decis Que entre?

En mas nuevo cuidado Entro. ¡Buen talle!

Sale DON LUIS.

DOÑA ANA.

Extremado.

MARCELO. (Ap.)

Teodoro, el propio don Luis Es, por Dios.

TEODORO.

¿ Cómo? ¿ Qué es esto? Hay deshuello tan patente? Hay maldad tan insolente? DON DIEGO.

¿Qué es esto?

TEODORO.

Agarradle presto; Que este el bandolero es Que nos robó en Cataluña, ¿ Y el traidor la espada empuña? DON DIEGO.

Oh perro!

ELVIRA. Ay triste!

DON LUIS.

Despues

De deciros que mentis Mil veces, no el bandolero, Sino don Luis de Vivero, Soy.

Criado y don Luis Juntamente; ya veran Si el que una vez ha mentido Puede nunca ser creido; Y el bellaco el capitan Es por lo menos, y aquel Que el retrato me tomó.

DON DIEGO.

Mintiendo en efecto entró: No hay creelle.

Vamos tras él;

Oue se escapará.

TEODORO. Eso temo,

Que es ladron ; echadle mano.

DON LUIS.

Tú mientes, como un villano.

TERESA.

Mentis à un conde? ¡Oh blasfemo! ELVIRA.

Hay tan nuevas confusiones!

DON DIEGO.

Matarle, si se resiste.

DOÑA ANA Harto bizarro es el triste.

TERESA.

Qué lindos son los ladrones En Cataluña!

DON LUIS. Esto escucho! MARCELO.

Si las joyas trae consigo Vedle, que todas me obligo A decirlas; y ¿ qué mucho, Si á mi cargo tantos años Las tuve?

(Escudriñanle.) DON DIEGO.

El retrato bello Que yo envié á don Pedro Tello Es este.

TEODORO.

Oué dicha!

DON LUIS. (Ap.)

Es cuanto en Madrid se topa.

MARCELO.

Cinco joyas el malvado Nos quitó.

DON DIEGO. Cinco he topado.

MARCELO. La primera es una Europa

De rubis, bufando el toro De ver que mueve sus faldas Un céfiro de esmeraldas.

Costó à mi padre un tesoro En la almoneda de Urbino. DON DIEGO.

Hay tal ladron! Seor Marqués, La misma, la misma es.

Un abujon peregrino Es la otra.

pon tuis. (Ap.) ¿Qué demonio Dárselo pudo à entender? MARCELO.

¿Las otras?

DON DIEGO.

No es menester Mas señas, mas testimonio Del salteo; un alguacil Llamemos; que esta prision...

TEODORO.

Eso no; que aunque es ladron, Tan cortes y tan gentil Anduvo, que el buen pasaje No le excusó.

pon Luis. (Ap.)
¡ Hay tal suceso!
Hay tal maldad! y ¡ qué exceso
Venirme yo sin un paje!

Ni su talle ni su cara Le culpan.

TEODORO.

Yo le seré Alcalde, y le basto, aunque Fuese Ladron de Guevara.

ELVIRA.

¿Cárcel mi casa?

MARCELO.

No hay trena

Sin grillos.

TEODORO.

Dáos á prision.

¿Yo ladron? ¿A mi ladron?

Vaya, échele una cadena.

¡Oh bautizada garduña!

DON LUIS.

Tratar así á un caballero ?

¿ Tratóme el ruin bandolero Mejor à mi en Cataluña? (Llévanle à empellones, y quedan doña Ana, Elvira y Teresa.)

DONA ANA.

Aguarda, prima ; y ¿tú estás En que es ladron?

ELVIRA.

Si es ladron
O no, ya en mi confusion
No cabe, no cabe mas;
A resolverme no acierto,
Ni à discurrir; que ha traido
Las señas de un foragido
Y las noticias de un muerto;
Y aunque su talle le abona,
Al paso que todo va,
Mas que por la barba ya,
Se miente por la persona.

DOÑA ANA.
O ladron sea ó Vivero,
Mira cuánto yo me agravio;
Yo te doy tu conde Fabio,
Y me tomo el bandolero.

Lastimada estás del caso; ¿Y mi hermano?

DOÑA ANA. Él se mejora; Que ahi le queda, Señora, Doña Vitoria Fraesso. (Vanse.)

#### Sale DON LUIS.

DON LUIS.

A mí preguntarme quiero, Si es que yo lo sé, qué ha sido Esto que me ha sucedido. ¿Yo muerto? Yo bandolero? Yo ladron, y preso yo? Y cuando buscaba aquí Prisiones de amante sí, Pero de culpado no, Quise, à lo galan anciano, Ver escondida à mi esposa, Y quedo à su vista hermosa En los grillos de otra mano; Este conde y cuanto hallé En esta casa turbó Mi paz toda, y solo no Quedó turbada mi fe; El original ingrato, Que sin reparar en ello Vió mi estrago, y en lo bello Solo no mintió el retrato. Criado ni criada se ve.

TERESA. (Aprisa.) ¿ Qué intentará mi señora? DON LUIS.

Por alli va.-Ce.

TERESA.

¡Qué mala letra es la ce!

DON LUIS.

Ce, ¿á quién digo?

TERESA.

¿ Quién cecea?

Llegad; don Luis de Vivero.

TERESA.

Gato por el mes de enero, Aun sin tejado saltea, Mal año.

(Huye, y cógela don Luis.)

DON LUIS.

En vano á los piés Pedis socorro.

TERESA.

¡ Ay señores! Si hubo tantos salteadores, Señor Vivero montés, Yo le pido...

DON LUIS.
El salteamiento

Forzado de vos ha sido.

TERESA.

¡Ay triste! ¿quién me ha traido Ahora á aqueste aposento?

No temais, doncella hermosa,

TERESA.

De ese lado nada temo, non tris.

Basta de linda el extremo, No le tengais de medrosa.

TERESA.

Requebrador tambien es?

DON LUIS.

Solo de vos saber quiero Qué hombre es este ó caballero.

TERESA.

Un infinito marqués, Que se casa con mi afna, Y antes era... Pero siento Entrar gente al aposento, Y no espero mas. (Vase corriendo.) DON LUIS.

¿Hay llama

De volcan que fuego tanto
Despida? Hay rayo veloz

Que abrase mas que esta voz?

Salen ELVIRA T DOÑA ANA.

DOÑA ANA.

De tu cordura me espanto ; ¿ Aqui vienes ?

Prima mia,

Ser una mujer piadosa
En el puesto es baja cosa;
Pero es alta bizarria
La piedad en la piedad,
Y despues de haberte oido,
Tampoco me he persuadido
Que es ladron.

La oscuridad, Si hay cosa que quede oscura, Nos vale.

De lo mejor Se aprovecha un salteador; Pero en mi yo voy segura. Quédate aqui; que yo quiero Llegar.

DON LUIS

Que hay gente imagino

Otra vez.

Yo determino
La experiencia. — Caballero,
O quien sois, ved que ha llegado
La justicia, que ha sabido
Que aquí está un preso escondido;
Y estéis ó no estéis culpado,
Yo me resuelvo á valeros
Y á escaparos; esa puerta
Salid, os la dejo abierta;
Salid, ¿qué aguardais?

DON LUIS.

Deberos Tanto, sin deberos nada, Es merced muy ofendida; Que antes dejaré la vida A un cuchillo, que dudada Mi verdad.

DOÑA ANA. Que viene gente.

ELVIRA.

Vamos.

bon Luis. Señora, esperad. Doña ana.

Qué has hallado?

Una verdad, Que si engaña, todo miente. (Vanse Elvira y doña Ana.)

DON LUIS.

¿ Qué prision, qué causa es esta? Qué confusiones, que encantos, Que no hiciera asombros tantos Una encantada floresta?

Sale TEODORO.

TEODORO.

Esta vez, si entiende alguna De engaños, pues que ya saben Ser sospechadas de todos Y no entendidas de nadie, Valed, este ya postrero Embuste; que nunca saben Tener queja las mentiras, Ser dichosas las verdades; No seré yo, no, el primero Que de mentiras fatales Me componga, y victoriosos Tremole sus estandartes.— Salteador ó caballero, Que en este aposento yaces Preso en tan nueva ofendida Cortés peligrosa cárcel, Yo soy, yo, don Diego Tello De Guzman; que los Guzmanes Ser buenos como en el nombre, Es mayorazgo en la sangre; Es mayorazgo en la sangre;
Que viendo que te has valido
De la memoria agradable
De aquel don Luis que en mi amor
Siempre morirà mas tarde,
Resuelto à una gentileza
Vengo, aunque tanto se agravie
Mi cuñado, tu ofendido,
Generoso, ilustre alcaide.
Casé con él à mi hermana,
No por neclas vanidades No por necias vanidades De titulos (que en el mundo Es mejor quien mejor nace), Sino por ver que, ya muerto Don Luis, no puede guardarle La fe y palabra del hombre, Coyunda y lazo el mas graude; aunque á tanta ofensa mia El nombre suyo tomaste, Este sagrado te valga, Defiéndate ese homenaje; Las puertas tienes abiertas, Vete y lleva lo que hurtaste O adquiriste en esos cinco Delincuentes de diamante. (Pone un lienzo envuelto en el bufet
Todas las joyas te vuelvo,
Gimalo el Conde ó lo brame
Elvira y criados, deudos
Con necios nombres me ultrajen;
Deste cuarto, que es el mio,
Una escalera á la calle
Te guie, tu norte sea
En tan borrascosos mares,
Huye luego, véte luego;
Que el Conde, á quien agraviaste,
Fué à prevenir la justicia,
Y cuando nunca engañases. (Pone un lienzo envuelto en el bufete.) Y cuando nunca engañases, Y el mismo Vivero fueses, A cuántas indignidades Te expones? Si ballas casada A mi Elvira, y tantas partes Son las de su claro dueño En rico, lustroso y grave Que arrepentirse no puede; Si no alguaciles y alcaldes, Huye desprecios, afrentas, Desvíos, desigualdades, Descortesias, desdenes, Que no digo ya desaires; Que ser yo prision ni grillos, Ni lo admiten mis umbrales, Ni lo consiente mi fama, Ni lo sufre mi linaje.

DON LUIS

Justamente à tan oscura
Tiniebla el bajo semblante
Mostrais, y intentais conmigo
Bizarrias tan infames,
Que à tener aqui una espada,
Sin presuncion arrogante,
Os pagara el necio aviso
De tan indignas piedades;
¿Yo fuga ni yo valerme
De mas que mi nombre? En balde
Excedeis de cortesano
La falsa engañosa márgen;
Casada ó no vuestra hermana,
Por testigo he de quedarme
De vuestro enemigo trato,

De vuestro aleve hospedaje;
Mi resolucion es esta,
O sus mudanzas me abrasen,
O vuestras culpas me injurien,
O mis desdichas me maten. (Vase.)

TEODORO.

Mal me ha salido la traza, Y barquilla fluctuante En olas tantas bien cruje, Mas no desmaya la nave; Crei que desesperado Se fuera, y que en ese trance Se resolvieran don Diego Y Elvira; Marcelo sale Con triste rostro al encuentro.

#### Sale MARCELO, corriendo.

MARCELO.

Si no es, Teodoro, el escape, No hay ahora otro discurso; De Italia dos capitanes, Y tres criados del Vivero En casa están.

TEODORO.

Baste, baste, Ya lo entiendo, y no hago mucho; Ellos vienen á buscarle. ¿ Qué harémos?

MARCELO.

Desta maraña Ofrecer segunda parte:— Que acabarse no es posible, Senado.

TEODORO.

Quita, aun nos cabe Mas esperanzas; ea, vamos, Que á pensar voy.

MARCELO.

Si pillaste Las joyas, bien vamos.

TEODORO.

Codicias civilidades; Que en su proceder se cuentan Los hombres, y son capaces Todos de todo; que todos Tienen la suerte por madre. (Vanse.)

Salen DON DIEGO, ELVIRA, DOÑA ANA, TERESA y los criados de don

CRIADO 1.º

A esta casa vino solo Don Luis, mi señor, y un paje Traer no quiso; ¿dos dias Negarle?

DON DIEGO

¿Cómo negarle? Cuando don Luis fuera vivo, El que ayer vino à buscarme Es un ladron bandolero Que robó al Conde.

CRIADO 1.º

A un alcalde

Darémos cuenta.

ELVIRA. Don Diego, Salga este ladron, veranle

Salga este ladron, veránle Estos hidalgos, saldrémos Desta confusion.

bon biego. Llamadle;

Venga.

Luis.

Sale DON LUIS.

TERESA.

Salid, ladronazo.

Señor, ¿tú ladron?

DON LUIS.

La cárcel Es ya deuda, y pues lo ajeno Vengo á buscar...

DON DIEGO.

Perdonadme, Señor don Luis; que aun lo espero Mas decid, ; quién, si se sabe, Es el marqués de Bitoldo En Nápoles?

pon Luis. Quien se llame Tal título en todo el reino No se ballará.

DOÑA ANA. ¡ Qué desastre ! Doña Vitoria Fracaso

Ha fracasado.

DON DIEGO.
Al instante
Busquemos estos ladrones,
Que, despues de engaños tales,
Se llevan las joyas; nunca
Me engañaron los bergantes.

#### Salen TEODORO Y MARCELO.

TEODORO.

Caballeros, damas, todos
Los que oyen, si el no admirarse
De nada es precepto antiguo,
Y en lo tierno y en lo amante
Aun brillan hoy las estrellas;
Dulces amorosos fraudes,
Y hurtos y engaños pasaron
A blasones celestiales;
Atencion, que nada vive
Sin mentir; no miente el año?
Todo miente, y en el naipe
Del mundo, figura es todo,
Y todos representantes
En su teatro ya muchos,
Y à nosotros bien galantes
Nos ha durado tres dias,
Como comedia del arte;
El señor don Luis, en buen hora
Con dulces fecundas paces
Goce en la gloriosa Elvira
En una tantas beldades;
Vuesas mercedes perdonen,
Que el buen gusto no hay negarle;
Y si hay venganza, sabrémos
Morir, y no de cobardes.

TERESA.

Este sí que es discretazo, Que no dijo miente el ángel, Siendo el que mintio el primero.

ELVIRA.

Quien tal creyó que tal pague.

Aunque yo ignoro el suceso, No he de consentir que nadie Los ofenda.

Ni yo puedo
A una obligacion negarme;
De las joyas de mi hermano,
La que mas os agradare
Tomad, y volved las otras.

DON LUIS.

Yo las tengo, ¿y tù?

#### LOS EMPEÑOS DEL MENTIR.

TEODORO. · Ese lance Se averiguará mañana. MARCELO.

Luego ¿ las joyas dejastes? ; Oh simple honrado!

TEODORO.

Y aun pienso, Dejando estas necedades, Curar delitos y humores Con las pildoras de Flandes.

MARCELO. (Ap.) Gran escuela, si hay maestros. DON LUIS.

Bellisima Elvira, dadme La mano.

ELVIRA. De lo ladron,

Y que en mí no lo negastes, No os quiero decir concepto.

DON DIEGO. Si están ya tus falsedades Envainadas, ya tu mano Pido.

Que te desengañes Pnedes tomar por victorias, Y por fracaso el casarte.

TERESA.

Vueseñorías son gente Barata, que lo mas fácil Se han tomado unas cuitadas Señorías vergonzantes, Y hoy se lastima cualquiera Merced mariallada; pasen A embestir hácia otros necios,

Y metiendo aquí el montante, Dejo de cansar al Conde.

MARCELO.

¿No te casas?

TERESA.

¿ Yo casarme? No hay lacayito en la historia, Huérfana quedo.

Admirable Auditorio, esto de embustes Es una gala, es un traje Que, aunque se rompe muy presto, Anda siempre con buen aire;
Los empeños del mentir
Son estos; quien se entregare
A creerios y á seguirlos
Escarmentará mas tarde.

*;* 

•

•

.

•

# COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# CADA LOCO CON SU TEMA,

Ó

# EL MONTAÑÉS INDIANO,

DE DON ANTONIO HURTADO DE MENDOZA.

#### PERSONAS.

HERNAN PEREZ, viejo. DOÑA LEONOR. DOÑA ISABEL, dama. DOÑA ALDONZA, tia. DON JUAN, galan.
BERNARDO, su amigo.
DON LUIS DE PERALTA,
galan.

EL MONTAÑÉS. UN CRIADO SUYO. DON JULIAN. UN CRIADO SUYO.

LUISA, criada. UN ESCUDERO VIEJO. Dos músicos.

## JORNADA PRIMERA.

Salen HERNAN PEREZ, DOÑA ISA-BEL y DOÑA LEONOR, huyendo dél, y DOÑA ALDONZA, tia, deteniéndole, que les quiere dar con el báculo.

HERNAN.
Esto ba de ser, vive el cielo.
DOÑA ALDONZA.
Tenéos; que es desatino.

HERNAN.

Bastale ser mi sobrino, Y ser mi padre su abuelo; ¿Tan gran desvergüenza pasa? ¿Despreciar con tal rígor A mi sobrino, al señor Del solar de nuestra casa? Ha de casarse con él Una dellas, y aun las dos, Si pudieran, vive Dios.

DOÑA ISABEL.

Terrible padre!

DOÑA LEONOR.

DOÑA ALBONZA

Mirad que es mucha crueldad Darles marido á disgusto.

DONA ISABEL.

Yo lo quiero de mi gusto.
Doña LEONOR.

Yo de mi comodidad.

REDNAN

Hijas, ; las dos, enemigas . Sois ocasion de mis daños?

¡ Qué descanso de mis años! Qué fruto de mis fatigas! Pobre á las Indias pasé, Y en ellas, por mi nobleza, Con gran dote de riqueza Y de virtud me casé Con su madre, que me dió Esas prendas afrentosas, Hijas suyas en lo hermosas, Pero en las costumbres no; Que, á ser viva, bien segura Corrigiera su bondad Esa peligrosa edad , Esa ignorante hermosura. Faltó vuestra hermana, y luego A España volvi, y querria Dar un verde à la edad mia En los campos del sosiego. Traigo mucho que me sobre, Y aunque mas lo multiplico, Tengo tesoros de rico, Mas no descansos de pobre. Quisiera ser rico honrado; Que la hacienda peligrosa Vive en los cofres ociosa Y anda inquieta en el cuidado. No quiero de indiano el nombre; Que su riqueza mezquina Es hacienda en la picina, Que le viene á faltar hombre. Murió mi hermano mayor, Dejó un hijo solo, lleno Deste ordinario veneno. Poca hacienda y mucho honor. Quiero casarle con una Destas, y que mi riqueza Plante en su naturaleza Los frutos de mi fortuna ; Y cuando à sus pensamientos Salgo á proponer los mios,

Una piensa desvarios Y otra dice atrevimientos.

DOÑA ALDONZA.

Sosegãos, hermano, un poco;
Que ellas serán obedientes.

¡Qué terribles! qué insolentes! poña leonor.

No quiero.

DOÑA ISABEL.
Ni yo tampoco.
HERNAN.
¿Estas injurias resisto?
Perderánme con perdelle.

Yo no le quiero, sin velle.

DOÑA ISABEL. Ni yo, cuando le haya visto.

Pues antes verle desean, Ya tienen razon en algo.

HERNAN. ¿Cómo? ¿A un hidalgo, á un hidalgo Es menester que le vean?

HEBNAN.

Hidalgo, ; qué triste nombre! Que aun no dijo caballero ; Solo hidalgo es mal agüero.

¿No es galan? no es gentilhombre? Quien le ha visto ¿ no me advierte Que es de su padre traslado, Que es dispuesto, que es trabado, Robusto, animoso y fuerte?

DOÑA ISABEL.
Trabado y fuerte en efeto;

Será tirador de barra. Sera tirador de narra.
¿ Qué persona tan bizarra,
Que aun no le pintó discreto,
Que aun no dijo tierno, amable,
Cortés, gallardo, amoroso,
Gentil, despejado, airoso,
Apacibie ni agradable!
Pero ¿ qué talle ó qué gusto
Tendra un moceton muy récio,
Entre linaindo y perio. Tendra un moceton muy recio,
Entre linajudo y necio,
Entre pesado y robusto,
Vestido de paño azul,
Que el negro, aunque menos vale,
No mas de las pascuas sale
De la cárcel del baul; Que con su balcon y su perro Vive en el monte, y no en casa, Y à la noche vuelve y pasa Todo el libro del becerro, Creyendo de si después Creyendo de sí despues
Que aun es mas claro que Apolo,
Dando à Dios gracias de solo
Que le hizo montañés;
Y en la iglesia muy profundo,
Y en las bodas placentero,
Querer sentarse el primero,
Y no heber el segundo?
Muy puesto en que su montaña
Vale mas que mil tesoros,
Y pensando que es de moros.
Todo lo demás de España.

HERNAN.

¿Hay tal maldad? ; qué consuelo De mi vejez!

DOÑA ISABEL. Que él decia á nuestra madre Esto mismo de su abuelo.

DOÑA LEONOR. Tiene razon: muchos dias Sobre mesa lo contaba.

HERNAN.

Ouien bien de comer acaba, Quien bien de comer acaba , ¿ Cuándo reliere hidalguías ? Ésta es ya resolucion. A mi sobrino he llamado, Y aun á Roma he despachado Yá por la dispensacion. Los retratos le envié; Que quiero que suya sea La que mas le agrade, y crea A la vista, no á la fe.

DOÑA ISABEL. Mentid , pinceles ingratos, Ninguno sea cortés; Que es el primer montañés Que se casa por retratos.

DOÑA ALDONZA. Dejadlas con sus engaños ; Yo guiaré con mas paciencia A la luz de la obediencia La ceguedad de sus años.

HERNAN. Eso importa, eso ha de ser; De vos lo quiero fiar; Que á mi sobrino he de dar Hacienda, sangre y mujer.

DOÑA ISABEL.

(Vase.)

¿Fuése?

DONA LEONOR. Ya se fué.

DOÑA ALDONZA.

Sobrinas, Rebelion; vayan sus años A una corte de castaños Y Babilonia de encinas. No faltaba mas, despues Que España nos dió acogida, Que traducir nuestra vida,

De cacique, en montañés,lsabel, ya mis intentos
Te descubri, ya verias
En estas cenizas frias
Encendidos pensamientos;
No haya mas necesidad
De advertirte.

DOÑA ISABEL. Ya sé, tia, Que la inquieta todavía Esa pobre humanidad.

Hijas, en Madrid vivimos. No hay parentesco mejor Que el del gusto; que en amor Hasta los rubios son primos. No doy á vuestros antojos Mas licencia, que, esparcidos,
Mas licencia, que, esparcidos,
Es dar gusto á los oidos
Y municion à los ojos.
Demasías, ni aun por costumbre;
Que el papel, requiebro y trato,
Si no lo sufre el recato,
la lo admite la costumbre.
Y una tienan advantid Y que tienen, advertid, Otro saber diferente De otro clima y de otra gente Estos aires de Madrid. Estos aires de maurid. No hallaréis lugar segundo Para vuestro alegre humor; Que para achaques de amor Es la botica del mundo. (Vase.)

DONA LEONOR. Qué bien lo ha dicho mi tia! Esta si que es nuestra madre; Váyase con Dios mi padre Con su cansada hidalguia. Yo vengo de buena gana, Y esto el mundo lo confiesa, Que la sangre montañesa; Mas la vida castellana...

DOÑA ISABEL.

Ay amigo corazon, No mas me faltaba a mi Que un hidalgo jabalí De los montes de Leon.-Hermana, á lindo lugar, A Madrid, hemos llegado, Que es la region del agrado Y la provincia de amar. Y la provincía de amar.
¡ Qué talles, qué entendimientos
No hay aquí! Que aun los antojos
Pasan mas allá los ojos
De los mismos pensamientos.
Cuando yo á don Luís quería
En las Indias, no pensaba
Que en Madrid amor armaha
Mayor lazo al alma mia.
Leonor, ¿ qué te ha parecido
De don Juan, deste mancebo,
No Fénix ni Adónis nuevo,
Sino galan y entendido? Sino galan y entendido? Que no soy de las pesadas, Que buscan narciserias, Sino verdes gallardías, Con buen aire descuidadas. Dime dél mil perfecciones, Mil gracias encarecidas Dejando en él presumidas Las mismas admiraciones; Que en su talle bien se ve Lo infinito que merece. ¿ Qué dices? Qué te parece?

DOÑA LEONOR.

Bonico, mas anda á pié. DOÑA ISABEL.

Luego ; andar à piè es bajeza ? Los nobles quedaran buenos Si una bestia mas ó menos Fuera en el mundo nobleza.

Pues advierte, bermana mia, Que en el ejército ya Del mundo, marchando va A pié la caballeria.

DOÑA LEONOR. Y dime, Isabel, te ruego, ¿Y el primo de allende el mar?

DOÑA ISABEL. Era muy fácil templar Tanto mar lan poco fuego. DOÑA LEONOR.

¡Ay necia y varia Isabel!
Yo si gran dueno escogi;
Cuentame envidias de ti
Dime perfecciones del.
Muérome por alaballo;
¿ No es mucho lo que merece?
¿ Qué dices? Qué te parece?

DOÑA ISABEL. Necio, y aun anda à caballo.

DOÑA LEONOR.

Pues ; yo admitiera despojos De hombre de á pié, de un mancebo Pisa-barroso? No debo Cosa tan vieja à mis ojos, Cuando miro en esa calle A pié un triste gentilhombre, Asco me da ver el hombre, Que lastima ver el talle ; Pues en la calle Mayor, Qué es miralle embarazado Entre el coche del letrado Y el caballo del señor? Alli da una sofrenada, Pasar quiere, y luego flero Alza el azote el cochero, Y el bravo empuña la espada Y porque no le permite Su fortuna que se vea En coche, rabia, desea Pragmática que los quite; Mas si tal vez desempiedra La calle en vano, sospecho Que querría quedar hecho Coche mármol como piedra.

DONA ISABEL.

Y ese tu galan cansado, O cochista ó rocinista, Majadero á letra vista, Del pueblo mal acetado, ¿No es cofrade de los lodos?

DOÑA LEONOR. No; que cuando llueve y topa Coche ajeno, le dan popa Y mano derecha todos.

DONA ISABEL.

¿Que es caballero popero?
¡Oh pobre gente y molesta!
Lo que á un picaro le cuesta
Guisarse de caballero.
Vanidad, ; oh ley estrecha!
Que esta gente vana y grave
Solo de los otros sabe Cual es su mano derecha. Yo había de dar cuidado De que mi calle registre Hombre de brazo en el ristre Y de dolor de costado ? Yo habia de estar sujeta De que mis favores pida Una ventura á la brida Y un oficio á la jineta? Esto, Leonor, te convenza, Aunque vano el mundo esté; Que nunca á ninguno á pie Sacaron à la verguenza Vaya un señor por la calle, Y lleve la vista mia Atada á su bizarria

Y suspendida en su talle, Salga en un caballo hermoso Con bizarro desenfado, Cortés con mucho cuidado, Y con gran descuido aireso; Lleve lucida detrás Su familia y su valor, Le hagan parecer señor, Y él lo sea mucho mas; Que sin soberbia ninguna, De lo que el mundo blasona, Le alivien por su persona Aun mas que por su fortuna; Y en su inclinación constante, Sea fino y bueno en todo; Que si no, es joya de lodo Puesta en caja de diamante-

DOÑA LEONOB.

Oh , qué vulgares intentos! Oné lástima! qué locura, Que tenga tal hermosura Tan descalzos pensamientos! Pues ¿cómo á un señor lucido No escoges?

DONA ISABEL. Fuera importante Si hubiera de ser amante Esto que ha de ser marido.

DOÑA LEONOR.

Yo, Isabel, soy mas prudente; No quiero en la escuela tuya, Ni grande que me destruya, Ni pequeño que me afrente. El antojo me acompaña Solo de un gran caballero Del solar de su dinero, Que es el mas noble de España.

DOÑA ISABEL.

Pues yo solo un hombre quiero De ingenio, de honra y valor, Sin bostezos de señor Ni escrúpulos de escudero; Que solo tenga por mengua Mentir, engañar y ser Descomedido, y tener Fama indigna y mala lengua. Que si à la comedia llega, Y no halla banco, se siente Y no halla banco, se siente En una grada, y se afrente Quien por él madruga y ruega. Que á pié se baje hasta el Prado, Y diga, en viendo á las dos: «Aquí, por gracía de Dios, No viene rocin prestado.» Y en fin, necia hermana mía, La vana ambicion destierra; Que en el amor y la guerra, Española infanteria.

(Vanse.)

Salen DON JUAN Y BERNARDO, de galanes.

No lo haré, vive Dios, si me asaetean. DON JUAN.

BERNARDO

Bernardo amigo ...

No hay Bernardo amigo; ¿Está mi mocedad descomulgada! Apedreé yo las mozas por ventura ? Fué mi padre traidor à la hermosura? No lo haré, vive Cristo, aunque me ma-

DON JUAN. Mira que estás diciendo disparates, Mira que en tu amistad mi amor se fia, Mira que eres mitad del alma mia , Mira que mi blen solo está en tu mano. BERNARDO.

Mira tú que soy mozo y soy cristiano, Mira que tengo el gusto bien nacido; ¿ Yo afrentar desa suerte mi línaje? Yo hacer bajeza? yo bellaqueria? Yo querer à una tia? yo à una tia? Arredro vayas, pensamiento injusto; Dios mire por la houra de mi gusto.

¡Qué loco estás! ¿Que, en fin, en siendo No es mujer? ¡ Qué opinion tan enfado-BERNARDO.

En llegando à ser tia es otra cosa. No bables en esomas; que tengo becho Voto de castidad de tia y suegra, De madre y de parienta cuarentona, Y no quiero por tí ni tus engaños Meterme por la pica de los años.

DON JUAN.

Mira que doña Aldonza es rica y noble. BERNARDO.

¿Eso mas? ¡Doña Aldonza! Rematólo; Tendrá ducientos años como un dia; Pequé en Matusalen si vivo en tia.

Ducientos años? Solos veinte y nueve Cumple por mayo.

BERNARDO.

Quien reinaba entonces Seria por ventura don Pelayo; Seria por ventura don Pelayo; [yo. Porque tambien se usaba el mes de ma-De la edad de mujeres no has oido Que es un pique à los cientos?

DON JUAN

Qué extraña novedad ! Qué ignorancia!

BERNARDO.

En sus engaños, Ove el esfuerzo inutil de los años, Veinte y tres, veinte y cuatro, veinte y [cinco, Veinte y seis, veinte y siete, veinte y [ocho, Veinte y ocho, veinte y ocho, veinte y nueve.

Mas veinte y nueve mas, y en esta cuen-En no pudiendo mentir mas, sesenta.

DON JUAN. Tienes razon, por Dios; pero ¿qué im-Si casado con ella... [porta,

BERNARDO

¿ Qué es casado? ¡Hay traicion! hay engaño semejante! Tirábasme de llano con lo amante. Y ahora job falso, oh vil, oh fementido. De corte me tirais con lo marido! [bre! Oh, qué sustome ha dado solo el nom-DON JUAN

Hay cosa como ser casado un hombre, Y con mujer de bien, que es mas que [hermosa] No hay mas bien, no hay mas dicha; que

El matrimonio es santo. BERNARDO.

Y santo oficio. Porque en entrando en él cualquier ca Por fuerza ha de salir penitenciado. Cásese un apacible, un sordo, un ciego,

Que afinando su rico mayorazgo. Con manco privilegio en lo caido Dé el almojarifazgo de marido.

DON JUAN. Vive Dios, que me corroy que me afren-Que, siendo tú mi amigo y hombre honfrado,

Sigas el vil error de quien infama La honrosa vida y la segura fama! ¿Hay cosa tan vulgar, tan baja y fea, Como hablar de mujeres y maridos, Y aun de otras peligrosas novedades, A la lengua de España, cosa extraña, Hacer de ajeno mal enferma à España? Honremos nuestra patria generosa, Que por tantas hazañas y blasones Es la envidia comun de las naciones; Muchos hombres de bien Madrid en-

Muchas Lucrecias hoy en Madrid vemos Que se revisten con valor divino
Al rey Clinero y al poder Tarquino;
Y si habías de premiar merecimientos,
Que tantas veces dieron escarmientos,
A la virtud y letras, ¿en qué edades
Se vincularon mas las dignidades?
Escucha un argumento, en que conozcas Queestà España en virtudes floreciente, Que pocas veces Dios à indignos reinos Dió bueno y santo rey de favor tanto; ¿Qué mas aprobación si el nuestro es

Y de su tronco esclarecido vemos Ramas tan generosas y felices? BERNARDO.

Espántome tambien cómo no dices Que no se tira ya por recobezo, Sino cierto à ventana señalada,

DON JUAN. A pluma tan sutil, aguda espada. BERNARDO.

Ea, don Juan, yo quiero obedecerte, Y tanto en no hablar mal mortificarme, Sin tocar la provincia de enfadosos, Que aun pienso decir bien de los dicho-Solo esto de la tia... [sos;

DON JUAN.

Vive el cielo. Que no he hablarte mas.

BERNARDO.

¿Ferrion conmigo? DON JUAN.

No sabes hacer bien ni ser amigo; ¿Pidote yo por dicha que la adores, Sino que la entretengas ó la engañes, Para que à su sobrina ...

BERNARDO.

Ya te entiendo: Vuelve, que tuyo soy, tia me fecit; Con liga de vejez por ti me pescan Ancianas redes y caducos lazos.

DON JUAN. : Oh fénix socarron, dame esos brazos!

Oh mundo, mundo, quién de ti se fia! Ayer era hombre honrado, y ya soy tia.

Sale LUISA, con manto.

LUISA. Ce, ¿ qué digo?

BERNARDO.

¿ Quién nos Itama? LUISA.

Ce, galan.

[en efecto

DON JUAN. ¿Quién puede ser? BERNARDO.

Una chispa de mujer, Una centella de dama Veo no mas,

> LUISA. Caballero.

BERNARDO No es á mí; que soy hidalgo Solamente.

DON JUAN. ¿Quereis algo? LUISA.

Mucho, pues á vos os quiero. DON JUAN.

¿Luisica?

BERNARDO. No aprendió tarde

El oficio.

Mi señora Me dió con gran prisa ahora Este papel.

DON JUAN. Dios te guarde. LUISA.

A la Trinidad á misa Va con su tia y su hermana. BERNARDO.

Qué habilidad tan temprana! DON JUAN.

Espera.

Vengo de prisa. DON JUAN.

Bernardo.

BERNARDO. Alegre te escucho.

DON JUAN. Traes un doblon por ventura? BERNARDO.

Es hoy martes.

DON JUAN.

¡ Qué locura! Pues ¿ qué importa ?

BERNARDO.

Importa mucho, Saberlo mil veces quiero; Que ha de ser aciago el dia En que he de amar á una tia Y he de prestar mi dinero.

DON JUAN, Dale el doblon á la niña; Que aun cien mil le diera.

RERNARDO.

Oh fuego,

Que valga dinero luego El traer una basquiña!-Oiga.

LUISA ¿ Qué dice , galan? BERNARDO.

Que presto gran cruz tuviera, si el ser alcahueta fuera El hábito de San Juan. Reciba, pues, el tributo Destos villanos de amor, Que, siendo alcahueta en flor, Lo ha venido à ser en fruto.

LUISA.

Muestre.

BERNARDO. Y lo toma?

Y lo tomo.

BERNARDO. Yo la guardaré el dinero.

LUISA No he menester tesorero (Quiteselo à él.) Contador ni mayordomo.

Hay tal ave de rapiña! Toma, pide y da recado; ¡Vive Dios, que han enseñado, Linda labor a la niña!

¡No ve que soy de un criollo Engendrada à lo moderno?

REBNARDO.

¡Qué perla para el infierno!

LUISA.

¡ Qué arracada para el rollo! BERNARDO.

Sabe persignarse? Digo Si sabe hacer esto.

BERNARDO

Escuche; Con los dedos de un estuche En la cara de un amigo.

(Vase.)

Oh perra, cara de endrina! Vive Dios, que es la rapaza, No menos que de mostaza, Un grano de Celestipa.

DON JUAN. Bernardo, Bernardo. BERNARDO.

¡Ay susto!

Ouitó el doblon.

DON JUAN.

¡ Qué rigor ! ¡ Oh lo que se precia amor De hacerle tiros al gusto ! Oye, escucha este papel.

BERNARDO. Mudaráse; que es hermosa.

DON JUAN. Entre una dicha dichosa Viene mi desdicha en él.

(Lee.) «En dar mi padre porfia »A su sobrino mujer; »Temo que yo lo he de ser, »Que es mas la desdicha mia. Si ganamos à mi tia Con tu amigo, decir puedo Ser tuya; aguardando quedo A que logres esta dicha. »Don Juan, vence à la desdicha, »Pues que yo he vencido al miedo.» BERNARDO.

¡Pésia con la suerte mia! ¡Qué mas lamentos hicieras Si tú de pasar hubieras Por el golfo de la tia? Por el gollo de la ba; ¡Hay tonto mas temerario! Muchacha tan rica y bella, Péscala, y demos con ella En la isla del Vicario.

¿Estás loco? ¿ Yo en mi vida Casarme con vicariada? Yo con boda cedulada Hecha mal y bien mentida? Yo pleito matrimonial, Atento à que me consuma La flaca hacienda una pluma, La paciencia un tribunal? Yo sufrir «Venga el proceso», Y entre muda holsa y labios De entre citado de agravios Y dilaciones de preso Yo pleitear, Bernardo amigo, Con un rico perulero, Que medirà su dinero Las palabras de un testigo? Si la engañé, si fingi Grandezas que no he tenido,

Si pasé desvanecido De los términos de mi; Si atento á cautelas viles Cubrieron en mis acciones Fantásticas relaciones, Miserias escuderiles, Y siendo yo mas honrado, Me vea solo y fallido, De un anciano perseguido Y de un rico despeñado, Dios guarde mi voluntad De perder tan sin razon Si me vencen, la opinion, Si venzo, la libertad.

Pues, mal haya tu cordura, ¿En qué se funda ó que espera?

DON JUAN.

A que su padre se muera.

Jesus, qué extraña locura! Va por menguado te dejo. ¿ Mas fácil no viene á ser Que se mude una mujer Que no que se muera un viejo? Pues ¿ en qué tu amor se fia! ¿ Para qué intentas, cobarde, Que las espaldas te guarde A la esquina de una tia?

DON JUAN. No sé; solo estoy constante En que me veré afligido Con cuidados de marido Y sin deseos de amante; V si el amor siempre dura, Oué corazon no traspasa El tener en pobre casa Mal servida una hermosura? Del Vicario con licencia casarme me condeno A casarme me conder Mas no con sentencia.

BERNARDO

Bueno, ¿Y el casarse no es sentencia

DON JUAN

Que digas mal te permito Del que, atrevido y violento, Quiere entrar al casamiento Por la puerta de un delito.

BERNARDO.

Los dos teneis linda flema.

DON JUAN.

Ni soy de á pié ni á caballo Sin gusto del padre.

BERNARDO. Andallo:

Cada loco con su tema.

Salen DON JULIAN, galan gracioso, y SU CRIADO.

¿Ansi el cuidado se pierde De lo que mando? ¿ Qué es esto? ¿No haber al caballo puesto, Picaño, la cinta verde? No me obedeceis jamas.

DON JUAN.

¿Quién es este?

REBNARDO.

Un buen sugeto, Un don Julian, en efeto, Un don Julian, y no mas, Caballero testamento Todo, item mas, desta gente Que ogaño le dió accidente De un poco de crecimiento;

De que olga misa me avisa

DON JUAN. La causa deseo.

Cuando á caballo le veo, Sé que es fiesta, y voy à misa. DON JUAN.

Es grandísimo galan De dona Leonor.

> BERNARDO. ¿ Qué dices? DON HIAN

Vén, y no te escandalices, Que aun le quiere bien. DON JULIAN.

Don Juan

Se llama?

CRIADO.

Sí, llega á hablarle; Que es buena persona.

DON JULIAN,

¿ Yo hablar á quien anda á pié?

DON JUAN.

No es muy trabajoso el talle. BERNARDO. ¿ Que en fin quiere á este animal?

Qué baja, qué infame cosa! No es doña Leonor hermosa? No sé cômo escoge mal. DON JUAN.

Bien se trata y se sustenta, Y anda bien acompañado.

BERNARDO Don Juan, siempre le he topado Empanado en una afrenta; Que un lacayo muy corito Adelante, y luego atrás Un paje andrajoso, mas Que familia, es sambenito.

(Vanse don Juan y Bernardo.)

DON JULIAN. Fuése el don Juan?

CRIADO. Ya se fué.

DON JULIAN.

Y el otro ¿ quién es? CRIADO.

Un mozo De gracejo y desembozo, Tambien ministro de à pié.

DON JULIAN.

Y el hidalguete peinado Tiene sazon?

CRIADO. Si lo es

Ser noble, cuerdo y cortés, Es hombre muy sazonado. DON JULIAN.

Dios le saque, si es así, Del purgatorio de hidalgo; ¿ Qué hay de nuevo? Contad algo; ¿ Qué dice el pueblo de mi? Qué dicen esos podridos? Decid, que no siento nada; ¡Oh que vida tan holgada Gozamos los presumidos! La verdad, que no me espanto Ni me desdeño de oilla.

Que no hay tal necio en Castilla. DON JULIAN.

Por eso me quiero tanto. ¿ Qué mas ?

CRIADO. Oue cansas. DON JULIAN.

Es justo,

Si á todos les doy cuidado. CRIADO.

Que te quieres demasiado. DON JULIAN.

Hago bien, tengo buen gusto. ¿Qué mas?

CRIADO. Que eres mal nacido.

DON JULIAN. Buen parto tuvo mi madre.

CRIADO.

Que no te conocen padre. DON JULIAN.

Fué muy poco entremetido. ¿Qué mas?

CRIADO. Que eres rico y loco. DON JULIAN.

Rico, tacha acomodada. ¿ Qué mas?

> Que á nadie das nada. DON JULIAN.

Bien, ni lo ofrezco tampoco.

CRIADO. Que eres hombre bajo.

> DON JULIAN. Alguno

Es mas alto ó mas entero. CRIADO

Que no quitas el sombrero. DON JULIAN.

No quito nada à ninguno. ¿Qué mas?

Que es cosa pesada, Que siendo ayer nada, admira... DON JULIAN.

Si en esto de ayer se mira, Todos, todos fuimos nada. ¿Qué mas?

> CRIADO. Que de muchos modos

Mientes.

DON JULIAN. Ese es grande error; ¡Qué cosa para mi humor Hacer yo lo que hacen todos!

CRIADO. Dicen de estas, mil verdades. DON JULIAN.

De eso, amigo, te fastidias? Pasen ellos las envidias, Y yo las comodidades.

Entran DON JUAN Y BERNARDO por un lado, y al otro DONA ISABEL, DOÑA LEONOR, DOÑA ALDONZA Y UN ESCUDERO, los unos d una parte, y en medio ellas, y los otros à la otra parte.

DON JUAN.

Hallarlos aquí es mejor.

BERNARDO.

Ya prevengo à su lindura Bonetada y miradura. Que es el barato de amor.

DOÑA ALDONZA. Isabel amiga...

DOÑA ISABEL. Quedo,

Tia, menos presurosas;
¡Cómo se ve que à estas cosas
Les tiene perdido el miedo!
Ah tia, y este enfadoso(Por don Julian.)
¿No la tiene embarazada?

DOÑA ALDONZA.

Nunca miro al que me enfada, DOÑA LEONOR.

¿No es gallardo? no es airoso?

(Por el mismo.)

Qué gravedad le acompaña! Tan gentil mozo no he visto.

BERNARDO. Ea, con la tia embisto; Santiago, cierra España.

DON JUAN.

Tente; que estás en la calle. BERNARDO.

Pues en la calle y de dia Se ha de mostrar valentia.

DOÑA ISABEL.

¡Qué mal hombre!—; Qué buen talle! (A don Julian y á don Juan.)

Necios los hados están, Que dieron sin ley ninguna Tan desairada fortuna A mancebo tan galan.

Cualquiera es linda y honrosa.

DON JULIAN. Vo enamoro á lo marido Solo á un dote bien nacido Y á una hacienda bien hermosa.

ESCUDERO. Oué buscan estos mocitos Jarameños de bigotes? A lo dulce de los dotes Cómo acuden los mosquitos! Ellas son tan inquietas, Que darán, siendo casadas, Veneno en copas doradas, Como dicen los poetas.

DOÑA LEONOR.

Isabel, advierte ahora En aquella gentileza.

ESCUDERO.

Es muy grande su riqueza; Seis mil ducados, Señora, Tiene de renta, y es ya De la gente mas lucida.

DOÑA LEONOR. ¿Seis mil tiene, por tu vida?

DOÑA ISABEL. Es muy necio, si tendrá.

DOÑA LEONOR.

Y tu don Juan, que está allí, Isabel, ¿ qué es lo que tiene? DOÑA ISABEL.

Merécelo todo, y viene A tenerlo todo en mi. Quién no tendrá voluntad , Si se va por lo mejor, A lo bizarro el amor, A lo pobre la piedad?

DONA LEONOR.

¿Cómo haré que llegue aquí?

DOÑA ISABEL.

Dejando caer un guante, Porque acuda y le levante, Y à un necio hablarás así:

(Deja doña Leonor caer un guante.) ¿Qué se te cayó?

DOÑA LEONOR. No es nada.

DON JULIAN. Ce, criados, hola, un guante Se ha caido, ce, levante; ¿ Qué digo? Ce, camarada. BERNARDO.

Él y su anima podra Levantarle, majadero; Que a ser de la que yo quiero (Abora encajo la tia), Ya estuviera el guante ahora Colocada su fortuna En la mano de la luna, Que es la tia de la aurora

DONA ALDONZA.

Por mi lo dijo, sobrina.

DON JULIAN. Nunca yo me bajo a nada.

(Levántele don Juan y désele á doña Leonor, y enójase doña Isabel.)

DOÑA ISABEL.

Déjame; que estás pesada,

DONA LEGNOR.

Aunque el alma no se inclina A esta gente, es tan galan Don Juan, que muy suya quedo, Y negarte no te puedo Que sea muy cortés don Juan; Cierto, bermana, que lo es.

DOÑA ISABEL.

De linda cosa se precia, No tiene cosa mas necia Ya como ser muy cortés; ¡Qué presuroso! Qué hallado Mostro su galan desvelo, Que antes que bajase al suelo Cayó sobre su cuidado! Qué fino y loco diria, Con su loca brevedad, Que llegó la voluntad Antes que la cortesía! Pues en cuidados tan vanos Descubrieron mis enojos, Que le alzaba con los ojos Primero que con las manos.

DOÑA ALDONZA.

Yo voy muy agradecida Y muy vuestra.

RERNARDO.

¡ Qué lenguaje! Dale al alma buen pasaje, Que es vuestra como la vida; Seré vuestro eternamente, Siempre os tengo de servir, Solo me cuesta el mentir Quererla muy fácilmente.

DOÑA LEONOR. Cansado me ha don Julian; Pensó que era, el ignorante, De desafio aquel guante; Mas apacible es don Juan, ¡Quién le diera otra fortuna!

CRIADO. Doña Leonor te ha mirado

Con enojo y con enfado. DON JULIAN.

No me duele cosa alguna; Lo que po le daña a un hombre Nunca es daño, majadero.

BERNARDO. Esas calzas, caballero, Y perdone erralle el nombre DON JULIAN.

Desenvaine esa malicia. BERNARDO.

Ya que no puede torcellas

Ni doblallas, haga de ellas Una vara de justicia.

CRIADO. ¿Esto sufres? Pésia á tal. DON JULIAN.

Por qué no, si es ya costumbre Que no me dé pesadumbre Cosa que no me hace mal? (Vanse don Julian y su criado.)

DON JUAN.

Mi hien, ya me dió el papel Lucía, y en mi posada; ; Qué es esto? ¡Tú mesurada? Amor es, doña Isabel Amiga.

DOÑA ISABEL. Gracioso humor! ¿Y con el guante, en efeto, No se dijo algun conceto De la limosna de amor? Mucho aquella mano os debe, Y no le iria muy mal De lisonjas de cristal Y necedades de nieve; ¿No os dió mi hermana el hallazgo? Servidla, que es la mayor; Pero no penseis, Señor, Que es la hacienda mayorazgo.

(Vase.)

Mosca lleva; ¿qué tenemos? DON JUAN.

De un amante desventuras, Y de una mujer locuras, Y de una venganza extremos.

Oué cansada niñeria! ¿A quién no cela y desmaya Cosa tan niña? ¡oh bien hayà La prudencia de una tia! Sirve, don Juan, à su hermana ; Que, aunque Isabél es mejor, Yo tomara que Leonor Fuera tia una semana.

DON JUAN.

Deja, no seas cruel; Que de un triste que le adora, Toda el alma ocupa ahora Solo el nombre de Isabel.

BERNARDO. Vamos siguiendo este dote.

DON JUAN.

Qué desaliñado estás! Vén, y à la tia hablarás.

Yo mandaré que la azote, Yo mandaré que la riña.

DON JUAN. Ay, cómo ha de bacer, quejosa,

Desatinos de celosa Y desacuerdos de niña!

BERNARDO.

Un mundo puso à sus piés Un Cortés; si el mundo fuera Isabel, no le venciera El mismo Fernan Cortés.

(Vanse.)

Salen HERNAN PEREZ Y UN CRIADO del Montanés, vestido graciosamente.

¿ Que al fin llegará esta tarde? CRIADO.

Ayer salió de Bultrago. HERNAN.

Traerá famoso cuartago.

CRIADO. Lindo, Señor, Dios le guarde. HERNAN.

¿Viene bueno?

CRIADO. Como un roble. BERNAN.

¿Es bien dispuesto? CRIADO.

Es terrible.

HERNAN. ¿Es gustoso? Es apacible?

CRIADO. El mismo Rey no es mas noble.

HERNAN. Eso á las mil maravillas ;

¿Es bien acondicionado? Pregunto si tiene agrado. CRIADO.

Eso, no sufre cosquillas.

HERNAN. ¿Cómo? ¿Es soberbio?

CRIADO.

Es un Cid,

Enojado.

HERNAN.

Eso me agrada; Pero, si no sufre nada. No es bueno para Madrid; Tómense con el sobrino.-Lucia, regalenme A este criado, que á fe Que él sea hidalgo muy fino

CRIADO.

Eso, ninguno es mejor : No, par Dios.

El tal criado Solemnemente es barbado ¡Ay si es así su señor!

Esté todo prevenido, Y avisa si viene luego. LUCIA.

¡Oh mal haya el solariego, Y qué presto que ha venido!

(Vanse Lucia y el Criado.) HERNAN.

¡Oh, qué buen yerno que espero Para casar á mis hijas! No quiero arengas prolijas De extraño casamentero; Son estos aduladores, En conciertos bien mentidos Antojos de los oídos, Que hacen las cosas mayores; Ninguno es tan confiado, Que de sí mienta insolente Lo que el otro engaña y miente.

Sale EL ESCUDERO.

ESCUDERO. Dadme albricias; que ha llegado Vuestro sobrino dichoso, Tan hermoso como el sol. HERNAN.

Basta, bizarro español; Vaya en buen hora lo hermoso

ESCUDERO. Es mas galan que Narciso,

HERNAN.

Y como que lo será.

CADA LOCO CON SU TEMA

Sale DON LUIS DE PERALTA, de camino, galan, y vále á abrazar Hernan, y se suspende.

j Oh, gracias à Dios, que ya. Tierra de mi cielo piso!

Ya llega.

HERNAN.
¿ Sobrino mio ?
bon luis.

Tio y señor?

Mas; ay cielo!

DON LUIS.

Es este? ¿No sois mi tio?
Escutero.

Don Luis dijo; à mi seŭora
Le voy albricias pidiendo. (Vase.)

De las Indias vengo huyendo
De ti, y ¿en Madrid ahora
Aun no me dejas? ¿Qué espías
Previenes à mi quietud?
Qué lazos à mi salud?
Qué peligros à mis dias?
Isabel ya está casada,
Y con hombre que has de ver
La cara de su mujer
Por la punta de su espada. (

(Vase.)

DON LUIS. Este es el recibimiento, Cielos, despues de pasar Tantas montañas de mar Y tantos golfos de viento? A solo dar escarmiento A tristes y á desvalidos Y á ser queja de ofendidos Nace ya llena de antojos, La prosperidad sin ojos, Y la hacienda sin oidos ¿Asi la sangre se engaña? Asi falta la nobleza? Así muda la riqueza A los hombres en España? Tanto el ser dichoso daña? La abundancia es ya locura; ¿Quien pensara, ¡ on suerte du Quien creyera, ¡ oh falsa gloria! Que era contra la memoria La yerba de la ventura? Quién pensara, 7 oh suerte dura! Casada Isabel se ve, Cuando imaginaba yo Que, si de su padre no. Fuera huésped de su fe? En deudo y mujer fié, Vil pariente y loco amante; ; Ah, cómo soy ignorante, Pues necio hallar he querido Rico deudo agradecido Y ausente mujer constante!

Sale DOÑA ISÁBEL por una puerta, y EL MONTAÑÉS por otra, y va Isabel à abrazar al Montañés, y se suspende.

DOÑA ISABEL.
¿ Que don Luis vino de Lima?
¡ Con qué gusto à verle salgo!

MONTAÑES.

Es la casa, á fe de hidalgo.

Primo de mi vida?

Prima

Querida.

¡Jesus! ¿qué hombron Es este? ¡Ay triste! ¡qué miedo Me ha dado! (Vase.)

MONTAÑÉS. Confuso quedo. DON LUIS.

¿Prima, Isabel?

MONTAÑÉS.
¿Estos son
Los parentescos de acá?
Juro á Dios que un galgo mio
Precio mas que de mi tio
Todos los doblônes ya;
¿Esto el ser ricos encierra?
Deben de ser muy peinados
y úsanse muy delicados
Los primos en esta tierra;
¿Qué piensan los bachilleres?
Que yo algun hombre seria
Destos que la corte cria
Consultados en mojeres?
¿Hombrou á mí, la tacaña?
Sepa, aunque me ponga nombres,
Que á los hombres, para hombres
Los engendra la Montaña.

DON LUIS. (Ap.)
¿ Quién será este moceton?

MONTAÑÉS. (Ap.)
¿ Quién será este apocado?

DON LUIS. (Ap.)
¡ Qué hosco, fiero y airado!

MONTAÑÉS. (Ap.)
¡ Qué galano y fanfarron
Con sus botas y plumillas!

DON LUIS. (Ap.)
Tal hombre en mi vida vi.

¿Pensaban que yo era así; Compuesto de mantequillas? DON LUIS, (Mira adentro.)

Quiero escuchar lo que pasa; ¡Qué grandes voces que dan!

¡Qué le dicen ? ¡ Ah galan! Nadie escucha en esta casa, box LUIS,

¿ Quién os mele en eso á vos? MONTAÑÉS,

Yo, que en el campo al instante Lo haré bueno.

Al de Agramante He llegado, vive Dios; Un reto y otro; en buen hora Venid.

MONTAÑÉS. Por aqui saldré; Venid tras mi.

Yo llegué
Sobre el cerco de Zamora;
Bien me ha hospedado mi tio,
Que en él hallé-una venganza,
En su hija una mudanza,
Y à su puerta un desafio.

### JORNADA SEGUNDA.

Salen EL MONTANES, y DON LUIS detrás, mirando á una parte y dotra, como que no saben las calles.

No quiero pasar de aquí; Que este modo de sacar Al campo y desafiar
Todo es nuevo para mí;
Si al campo ofreceis la espada,
Y anochece ya, dejad
La confusa variedad
De tanta calle ignorada;
Que pienso que esta es la parte
Donde nos vimos los dos,
Y aquí todos, vive bios,
Falsedad, mentira y arte;
Que estos recelos consiente,
Y aun esa sospecha mia,
Quien sin causa desafia
Y quien riñe fácilmente;
Este engaño que se encierra
En vos, disculparle puedo,
Si os dan recatado miedo
Las costumbres desta tierra;
Y no hay segura campaña
Ni se ve pendencia honrosa,
Cosa indigna y afrentosa
Del claro blason de España.

MONTAÑÉS.
Caballero, yo os confieso
Que ha sido este desafío
Demasias de mi brio,
Y de mis años exceso;
Platicase en la Montaña
Poco lo lindo y lo airoso,
Y mucho lo escrupuloso
Del antiguo honor de España;
Y así, aunque fué culpa mia
Esta ardiente mocedad,
No quiero à la necedad
Añadir la cobardia.
Ya no es bien que mas aguarde,
Que el reñir à lo prudente,
Antes, lo excusa el valiente,
Pero despues, el cobarde.
Meted mano.

(Meten mano.)

#### Salen DON JUAN Y BERNARDO.

Que así me habeis despenado.

Don Juan.

Dos son.

BERNARDO.
¿ Qué te da cuidado?
Deja, péguense los dos;
¿ No has oido aquel conceto,
Y mas de noche tambien,
Que entre dos que riñen bien
Nadie se puso discreto?

Paz, caballeros.

BERNARDO.

Paz digo.

## Salen DON JULIAN Y SU CRIADO.

Cuchilladas hay aqui; Mete mano.

DON JULIAN.
¿Estás en tí?
Con quien no riñe conmigo,
Nunca yo me mell en nada
Que no me tocase.

(Vase.)

Acuda, Don Julian.—Fuése sin duda; Que trae con calzas la espada,

Ténganse fuera: ¿ qué es esto?

BERNARDO.

¡Oh qué traviesas espadas!

ESCUDERO. (A la ventana.) En mi puerta cuchilladas? Venga una hacha de presto.

Toscon, acuchillador. Detente.

Salen HERNAN PEREZ Y EL CRIADO del Montañés.

HERNAN.

Llega, no tardes, Llega esa luz.

CRIADO.

¡Ah cobardes! Afuera, que es mi señor; Dales, que estoy á tu lado. HERNAN.

Espera.

CRIADO.

Buen desatino, Si es mi señor.

¿ Mi sobrino? CRIADO.

Tu sobrino.

¿Y hanle herido?

MONTAÑÉS.

Este es mi tio. CRIADO.

Llega, y dale mil abrazos.

MONTANÉS. Mi señor, dadme los brazos.

HERNAN. Amado sobrino mio,

Norabuena yo te vea; ¿Tù con la espada desnuda? MONTANÉS.

Presto saldréis desta duda, HERNAN.

¡ Qué mas mi vida desea! BERNARDO.

Qué bien riñe, pésia tal! DON JUAN.

Hanse herido?

BERNARDO.

Siempre vi Que riñen bien para sí Estos que no se hacen mal.

DON LUIS.

¿ Qué imaginacion, qué sueño Pasa por mi? ¿ Que este ha sido El llamado, el escogido, Para injuria y para dueño De mi querida Isabel? Será en tronco hermosa hiedra, Y en tosco muro de piedra Un racimo de clavel.

DON JUAN. Es este aquel venturoso Que ha llegado á ser ahora Noche de mi blanca aurora, Sombra de mi sol hermoso? No serà en él Isabel, Aunque mas deudo y mes noble, En seco tronco de roble Verde ramo de laurel.

BERNARDO. Este hombre es el Montañés; ¡ Qué pulido y agraciado! Será en blandura y agrado Un seron de portugués El mozo es bravo y valiente, Y en él el viejo ha traido Gran cantidad de marido Y gran bulto de pariente.

HERNAN.

¿Cual destos es?

MONTANÉS. El vestido

De camino.

¡Hay tal maldad l Este de envidia y crueldad A matarle habra salido;

Ah traidor!

MONTANÉS. ¿Cómo traidor? HERNAN.

Entra á descansar en casa; Que allá sabrás lo que pasa.

DON JUAN.

Qué locura!

DON LUIS. ¡Qué rigor! HERNAN.

Vén, que te esperan los brazos De mas donaire y mas brio; Mil caricias en un tio, Y en dos primas mil abrazos. (Vanse Hernan, el Montañés

criado.) DON JUAN.

Fuése sin hacerse amigo.

BERNARDO.

No se enojará con él, Por lo cortés, Isabel, Como se enojó contigo.

DON JUAN.

Bonete de pedernal El señor novio ha traido.

BERNARDO.

Sin duda fué concebido En sombrero original.

Posible es que aquella dicha Y esta sinrazon consiento? Tanto puede un sufrimiento, Tanto rinde una desdicha, Tirano viejo ambicioso, Que te desvela y engaña? ¿Solo es noble la Montaña, Solo es deudo el que es dichoso? Con ocasion tan segura A ver á tus hijas vengo, Que la misma sangre tengo, Mas no la misma ventura.

BERNARDO. Y el pulidete, á fe mia, Que es brioso.

Bueno fuera Que desayudar pudiera

La gala á la valentia; Yo le estoy aficionado, Sepamos quién es tambien.

BERNARDO. Será muy hombre de bien ; Que parece desdichado.

DON JUAN.

Por parecer forastero, Porque en vos he conocido Mil señas de ofendido Y muchas de caballero, Os he cobrado aficion; Decidme quién sois; que os juro Que hallaréis en mi seguro Un hidalgo corazon. DON LUIS.

Vuestra bizarra presencia Os abona ; oid, Señor, Las desdichas de un amor Y los daños de una ausencia ,

Lo que lloro y lo que siento, Quien soy y á lo que he venido.

BERNARDO.

Vive Dios, que es entendido : Que no dijo : « Estáme atento. »

DON LUIS. Yo soy don Luis de Peralta, Caballero descendiente De los que à un mundo pusieron Duro freno y blandas leyes; Nací en la ciudad de Lima, Donde los vireyes tienen La bien respetada silla Del imperio de occidente;

No pasé mi edad primera En ocio ignorante siempre, Vil tirano y falso amigo De los años florecientes; Sino con libros discretos, Amigos los mas fieles Y consejeros mas duros De la edad florida verde, Pues con su ejemplo despiertan Los varones excelentes,

Afrenta de los que ahora En tanta ignorancia duermen; Que las historias y hazañas En divino ardor encienden

Los animos generosos, Los espíritus valientes. Versos tal vez escribia

Cuerda y atinadamente, Ni pesados en las burlas, Ni en las veras descorteses, Sin hacer ofensa à nadie, Aunque el vulgo los celebre,

Que no es donaire el que agravia, Ní agudeza la que ofende; Resistime à los antojos

De mozo, mas no de suerte, Que entre pesadas corduras Viviese de amor ausente';

Que pocos años, preciados De severos y prudentes, Hacen necios los afectos Cuando piensan que los vencen.

Son el ocio y el amor Cazadores diferentes ; Uno los campos saquea Otro los vientos suspende;

El ocio por tierra llana Rinde la cobarde liebre Pero el amor junto al cielo La garza animosa emprende,

Que de vista, y no de fe, Entre los aires se pierde; A los mismos pensamientos

Su velocidad emprende, Y aun à la misma esperanza Se esconde infinitas veces;

Remontase por los aires, Y al derribarla, parece, O que una nube se rompe, O baja un rayo de nieve; Ella vuela y el la sigue, Crece la porfia y crece

El gusto; que amor desprecia Lo que alcanza fácilmente. Esta inclinacion fué causa De que los ojos pusiese En altas dificultades,

En altas dificultades,
Y no en vulgares deleites;
Una prima hermana mia,
Hija dese viejo aleve,
Lisonjero y falso amigo,
Ingrato, y si vil, pariente
En doña Isabel, en años

Y en cordura la mas breve, Y la mas grande en mudanza,

En belleza, y no en desdenes, Ella niña y yo mancebo,

Qué llama pudo encenderse? Mas fácil y mas fiel alma Bien elige y mejor siente; Pasabamos los amores Entre finezas alegres, Entre pendencias sabrosas, Entre experiencias corteses; Era yo tan rico entonces, Que el padre quisiera verme Al estrecho parentesco Añadir lazos mas fuertes; Pero sucedió en mi hacienda Un espantoso accidente: Que buscan lo mas lucido as injurias de la suerte. Un volcan tiene Arequipa, Que, de fuego armado, suele En las convecinas tierras Hacer estragos ardientes; Este revento, y en montes De humo y ceniza convierte Los que tantos años fueron Campos de doradas mieses. Quedó mi hacienda abrasada, Luego el viejo se arrepiente; Que no hay fe ni amistades vivas Cuando las venturas mueren. Quiso apartarme de casa;
Pero, como no pudiese,
Porque el amor resistido
Peligros y engaños vence,
Quejóse de mi al Virey,
Que en las Indias tanto puede, Que en las indias tanto puede Que aun las imaginaciones Se adoran y se obedecen; Grandeza del rey de España, Que en otro mundo respeten Tantas tierras, tantos mares Una sombra de los reces. Pensó desterrarme à Chile, Que aun hoy está mas rebelde Que en tiempo de sus Lautaros, Cincoyas y Tucapeles; Mas no pudiendo, enojado, Hijas y hacienda previene. Con todo à España se embarca, Con todo a España se embarca,
Salió pobre y rico vuelve;
Yo perdido, loco sigo,
No su hacienda, aunque el lo piense,
Sino del alma ofendida
Tantos ya perdidos bienes;
Y cuando llego a Madrid,
Despues de traer diez meses Pisando mi ausente vida Pisando ini auseute vida Los confines de la muerte, Hallo un mónstruo que me agravie, Un serafin que me deje, Un necio que me acuchille, Un deudo que me desdeñe, Una envidia que me mate, Una pena que me anegue, Un triste que lo padezca Y un discreto à quien lo cuente.

DON JUAN.

Señor don Luis, vuestra pena, En tan justo sentimiento, Ya como propia la siento. (Ap. Y como que no es ajena.) En mi amistad ofrecida Tendréis segura y honrada, A vuestro lado una espada, Y para todo una vida.

BERNARDO. Aunque es don Juan solamente El discreto, aqui tambien Tendréis un hombre de bien, No quiero decir valiente.

DON LUIS. Guardeos Dios, que en vos se mira Aun mas que decis; no sé, Don Juan, cómo contaré

Simple y loca, sin reirme. No podré contarlo; oid. BERNARDO.

Una ignorancia, una ira

El mentecato à Madrid Viene à buscar mujer firme : ¿En tantos meses de ausencia Hay mudanza que le espante, Si acà basta alzar un guante Y hacer una reverencia? Aquella cordura extraña Y perfeccion en criarse, En Indias debe de usarse, Porque aun no ha pasado á España. Qué metro de argenteria Para contar su alicion! Basta, que el vicio es lebron. Y el amor volateria : Yo liebre quiero a mi dama, Y no garza à lo discreto; Que las liebres en efeto Son gente que tienen cama.

DON LUIS Por esto al campo salimos, Y en las calles ofuscados, Dando pasos engañados, Al mismo lugar volvimos.

DON JUAN. Oh qué estrecha condicion Debe el hombre de tener! Si aquí vive, ha menester Mas holgado corazon; ¿Solo por eso acuchilla? ¡Qué desconfianza! ¿Piensa Que está clavada la ofensa En las puertas de Castilla? En Madrid hay tanto honor, Que en él cien mil casas veo, Que ni las sabe el deseo, Ni las penetra el amor. A la posada venid; Que he de ir con vos.

DON LUIS Es en vano.

Yo be de ir con vos. BERNARDO.

Pobre indiano,

Qué alhaja para Madrid! DON LUIS.

Todos aqui sois corteses. BERNARDO.

Pobres sin caudal en nada, Es cosa muy desairada Indianos y ginoveses.-Don Juan, ¿ qué dices? qué sientes?

DON JUAN. Que vino à linda ocasion

Este primo. BERNARDO.

Ricas son: Hallarán dos mil parientes.

DON JUAN. Mi remedio haré que sea.

BERNARDO.

Tantos primos se le ofrecen, Que estas hidalgas parecen Montañesas de Guinea.

(Vanse.)

Salen HERNAN PEREZ, EL MONTA-NES Y EL ESCUDERO, y a la puerta, escuchando, DOÑA ISABEL, DO-NA LEONOR Y DOÑA ALDONZA.

DOÑA LEONOR. Desde aqui le escucharémos. DOÑA ISABEL. Temo que ha de ser muy malo.

ESCUDERO. El buen viejo Arias Gonzalo, Que viene haciendo de extremos. HERNAN.

Es hijo de mi cuñado, Como digo, y reprehendo Sus travesuras.

MONTAÑÉS. Ya entiendo.

HERNAN. (Ap.) Parece desconfiado; Lo demás quiero encubrir.

MONTAÑÉS.

¿Querer matarme? ¡Ah traidor! No es tierra para mi humor Donde hay tanto que sufrir.

HERNAN. Ea, deja que te abrace Otras mil veces.

DOÑA LEONOR. ¿Cual es?

DOÑA ISABEL. Ay hermana, ¿ no le ves Con el cuello de « aqui yace »?

DOÑA ALDONZA.

Isabel, ¿si es este el hombre Que decias?

DOÑA ISABEL. El que vi

Es este hombron.

HERNAN. (Ap.)

Este si Que es bravo, que es gentil hombre; ¡Qué bizarro! qué membrudo!

DONA LEONOR.

Si estas del sobrino amado Son galas de desposado, ¿ Cual seran las de viudo?

BERNAN. Algo parece à su madre: Pero no, mas à mi hermano, Que en lo robusto y lozano Es retrato de su padre ; Quitadle aqui las espuelas, Venga una ropa godoy.

ESCUDERO. Temblando, por Dios, estoy De la montera y chinelas.

DOÑA LEONOR. Ropa, Isabel? Cosa extraña.

DOÑA ISABEL.

Calla, Leonor; que imagino Que quiere que eche el sobrino La loa de la Montaña,

MONTANÉS. No soy tan acomodado; Paso, que no soy, Señor,

Ni récipe de dotor. Ni parrafo de letrado; Ropa quiere que me dén? Si esta le parece mala, En mi tierra no hay mas gala Que ser muy hombre de bien.

HERNAN. Si compitiendo no están Entre la envidia y el gusto, Mis hijas tendran mai gusto.

DONA ALDONZA. Y como que le tendrán,-Loco está el viejo, Isabel.

ESCUDERO. De las hijas me lastimo. Que les ha de hurtar el primo, Y se ha de casar con él.

DC. DE L.-II.

DOÑA LEONOR. Si es la gala del baul Esta?

DONA ISABEL. Al cuello has de mirar, Que ha jurado de no entrar Por las puertas del azul.

DONA LEONOR. Da gracias desto à los cielos.

DOÑA ISABEL. Leonor, decir has querido Desto de azul y marido Algun concepto de celos.

HERNAN. ¡ Qué brioso ! qué alentado ! Él es moceton de chaps ; Llegue à quitarle la capa Un pulido almidonado ; Mártir de mevas cuchillas, Que en hondas azules va Pasando su rostro ya Un golfo de lechuguillas: Llamad, de gozo estoy lleno, A mis hijas y á su tia.

MONTANÉS.

¿Qué tia?

HERNAN. Cuñada mia.

MONTANÉS. Cuñada en casa no es bueno. ESCUDERO.

Yo vov.

DOÑA ISABEL. Tia de mi vida, Medrosa estoy

ESCUDERO. Desposadas Vengan, porque son llamadas.

DOÑA ISABEL. ¡Ay triste de la escogida! ESCUDERO.

Ya vienen.

BERNAN. Tal mozo aguarda,

Y ellas tan discretas son?

Esta es la que dijo hombron, Y aunque es loquilla, es gallarda; Si son asi las costumbres, No hay querer ni pedir mas; Pero hablo mal, y jamás Me enamoran pesadumbres. DOÑA LEONOR.

Hermana, apercibe el si; Suya serás, que es muy justo.

DONA ISABEL. El hombre tendrà buen gusto, Y vendrá á escogerte á tí.

DOÑA ALDONZA. ¡Qué quedo se está! ¡ Hay tal cosa! DOÑA ISABEL.

Tia, debe de esperar Que le vamos à abrazar.

MONTAÑÉS. ¿ Quién no perdona á una hermosa? Mil veces, primas, os beso Las manos.

DONA ISABEL. Triste de mi! Acabemos; que temi Que se quedaba en el beso. DOÑA LEONOR. Seais, Señor, bien venido. DOÑA ISABEL. Como fuisteis deseado.

HERNAN. Qué cortésmente que ha entrado! DOÑA ALDONZA.

De todas sereis servido.

DONA LEONOR. Venis hueno?

DOÑA ISABEL. Aun es avaro

De palabras.

Salud tengo. Y à vuestro servicio vengo.

DOÑA ISABEL.

¡Ay hermana! que habla claro. DONA LEONOR.

¿Qué pensabas? ; Oh, cuál es Esa iguorancia!

DONA ISABEL. Imagino

Que al fin, como vizcaino, Hay vascuence montañés. HERNAN.

Cuál te parece mejor? Escoge luego. IONTAÑÉS.

No es justo

De repente escoja el gusto, Sino despacio el honor.

Cualquiera es muy virtuosa; Lindo entendimiento enseña.

MONTAÑÉS. Paréceme la pequeña Bachillera y mas hermosa; Esotra es mas mesurada, Y en mi mujer me contento Con mediano entendimiento Y hermosura acomodada. Yo me declaro, Señor, Ya tengo esposa.

HERNAN. ¿ Cual quieres?

MONTANÉS. Tio, en esto de mujeres La mas poca es lo mejor; A la mas niña.

Oh qué bien !-

: Isabel?

DONA ISABEL. ¿Señor?

HERNAN. Marido

Tienes; albricias te pido, Y te doy un parabien... DOÑA ISABEL.

: Marido ?

HERNAN. Tu primo hermano, Cuando menos

DOÑA ISABEL. No es mejor

Leonor?

No quiere à Leonor; Dale, rapaza, la mano.

DOÑA ISABEL. Pesadamente le quieres.

HERNAN. Esa palabra me enoja.

DONA ISABEL. Dónde se sufre que escoja Un hombre, y no dos mujeres? Vengan mas primos, darás En qué escoger (; ay de mi!); Mas si todos son así, Yo perdono los demás.

DONA LEONOB. Oh, cómo es bien entendido! Cien mil años goces del. DOÑA ISABEL.

¡ Jesus!

DOÑA ALDONZA. ¿Qué te dió, Isabel?

DONA ISABEL. Aqui un dolor de marido. HERNAN.

No hay remedio, esto ha de ser.

DOÑA ISABEL. Aun resistillo no puedo;

Si prima le tengo miedo, ¿Qué será cuando mujer? BERNAN.

Abrázala, ten mas brio, Llega de presto.

DONA ISABEL.

St. que es garifo et doncel : Ay mi bien, ay don Juan mio! MONTANES.

No me parece razon Sin dispensacion llegar.

HERNAN. Llega; que para abrazar Basta mi dispensacion.

(Llega á abrazarla)

Salen DON JUAN v BERNARDO, alboentados.

Entra; que bien lo he trazado. BERNARDO.

¿Sin llamar? ¿Estás en tí? DON JUAN.

Cómo estáis, pobre de mi,

Tan sin pena y sin cuidado, Quedando herido tan mal Don Luis de Peralta? DOÑA ALBONZA.

¿ Quién? BERNARDO.

Muy sosegados estén; ¿Hay flema en el mundo igual?

DON JUAN. (Ap.) Saber si el otro es querido,

Y que este en casa no quede, Solo esta industria lo puede. MONTAÑÉS.

Don Luis queda tan herido? BERNARDO.

Tiene tanta cuchillada, Y que es peligrosa dicen; Unos el brazo maldicen, Y otros alaban la espada. HERNAN.

¿Gran cuchillada, mancebo? BERNARDO,

Oh pésia quien me parió! Parece que se la dió El caballero del Febo; No la sintió hasta despues Y entrando en casa un barbero. Llegó un alcalde.

HERNAN.

¿Llegó un alcalde?

Vaun tres: La confesion le han tomado, Y aunque él se ha estado en sus trece. BERNARDO.

DON SHAW. Demasiado lo encarece.

Ya está todo averiguado. No estais seguro, Señor; Que queda el huen caballero... BERNAN.

Sobrino, esto es lo primero. Iglesia ó embajador.— Vos, caballero, informadle De quién soy, y á toda ley Fuga ; que es mayor el Rey En la vara de un alcalde.

MONTANES.

¿A esto á Madrid he venido? HERNAN.

No te detengas, acaba, Que vendrán; ya me espantaba De que no le hubiese herido. DON JUAN. (Ap.)

No han caido en la malicia. MONTANÉS.

A quedarme es bien que pruebe; Mas no, que el mas noble debe Mas respeto á la justicia. (Vanse el Montañés y Hernan Perez.)

BERNARDO Oh qué buena va la gente!

DOÑA ALDONZA. 1 Mi sobrino el ofendido? DONA ISABEL.

Mi primo don Luis herido ? DON JUAN. (Ap.) Vive el cielo, que lo siente.

DOÑA ALBONZA. Tan gran herida el traidor Le dió?

DOÑA ISABEL. ¿Perderá la vida?

DON JUAN. No; muy pequeña es la herida, Pero es grande aquel dolor.

BERNARDO. Sin duda que algun gigante Le prestó aquel chirlo.

DOÑA ISABEL

Enredo Me parece; muerta quedo, Vos pagaréis lo del guante.

DON JUAN. Ah don Luis, tuya es la palma; Que pena tan bien sentida, Mas que deudo de la vida,

Es parentesco del alma. DOÑA ISABEL. ¿ Tan tristes nuevas escucho?

DOÑA LEONOR. ¡Ay cômo en todo eres loca!

DON JUAN. Sin duda la herida es poca, Y aquel sentimiento es mucho.

DOÑA ALBONZA. Vuelto me habeis el sentido.

DONA ISABEL Bernardo, yo he de perder El juicio.

BERNARDO. Poco hay que hacer, Ya es don Juan el mal herido; Oh qué extremadas niñeces! No con don Luis firme estes ; Que, por Dios, que es mas cortés Que don Juan, cuarenta veces. DON JUAN.

¿ Qué dices?

Que es brayo el potro;

Cantó lindamente en el.

DON JUAN. ¿Qué has sentido de Isabel?

Que dará cédula al otro.

DON JUAN. No la ha mudado la ausencia; Siempre se quieren los dos.

BERNARDO. Ea, encomiéndalo á Dios, Y à la primer reverencia.

Mira qué extremos aquellos; Piedad, cielos soberanos, Que muero celoso à manos De sentimientos tan bellos!

Déjala ya ; que es mancilla, Que sigas à quien te ofende. Esta es garza, bien lo entiende; Mas parece tortolilla.

¡ Qué desatinos! qué engaños! Seguir con tales porfias, Una firmeza sin dias

Y una hermosura sin años. DONA LEONOR. Procura disimular

Que á don Juan haces la guerra. DOÑA ISABEL.

El vino à descubrir tierra, Y ha de anegarse en la mar. ¿La espada de aquel cruel Herir a don Luis?

DOÑA ALDONZA.

No es nada,

DONA ISABEL.

Mas atinara la espada Si el estrago hiciera en él

DON JUAN. No ha de quedar su mudanza

Sin tomar venganza mia; Que es muy dulce villania Lo civil de la venganza.— Hermosa doña Leonor!

DOÑA LEONOR. Señor don Juan?

DOÑA ISABEL.

El cuitado Qué à lo antiguo se ha vengado! Pasó de farsa y amor, Pero fué gran desvario, Con mi hermana.

DOÑA LEONOR. Él es gallardo. DOÑA ALDONZA,

¿Así os retirais, Bernardo? BERNARDO. Muchisimo dueño mio,

¿ Qué es retirarme ? ¿ quién hay Mas firme en esta demanda ? Aunque esas tocas de Holanda Son castillo de Cambray.

DONA ALBONZA. Temo que ha de ser fingido, Y engastado en pedernal.

BERNARDO. ¡Jesus! ¿ Yo bajeza igual?

DONA ISABEL. Blen parece mal nacido El amor, pues cuando ve Que le ofenden quiere mas.

DON JUAN. No supe ofender jamás.

DOÑA LEONOR.

(Ap. ¡Oh si no anduviera á pié!) Esta noche, aunque mas tarde, Holgaré de hablar con vos.

BONA ISABEL.

Qué falsos están los dos!

DON JUAN.

Haréis que de noche aguarde Todo el sol. (Ap. Tambien lo siente ; Ahora vengo à entender Que à un mismo tiempo hay mujer Que dice verdad y miente.)

DONA ALBONZA. Tiene Isabel cada dia

Mil pareceres.

RERNARDO. Cansado Está don Juan y enfadado De tanta rapaceria;

Por eso es cuerdo mi amor, Que busca infinita edad.

DOÑA ALDONZA. Linda lisonja en verdad. BERNARDO.

Dios manda amar al mayor; Y así, nunca me desvela Quien mi nieta puede ser; Que es mas respeto querer A quien puede ser mi abuela.

DOÑA ALDONZA. Socarron me ha parecido; Pero sea socarron, No quiero amante lloron, Sino alegre y esparcido. DOÑA LEONOR.

Tanto Isabel se acobarda Despues que ha sido escogida, Que ni obedece entendida, Ni se resiste gallarda.

DON JEAN. Qué buena está mi locura, Envidiando, y con razon, Del un primo la eleccion, Y del otro la ventura!

DOÑA ISABEL. ¡Que esto sufro y que esto callo! Que Leonor celos me dé! Qué presto con el de á pié Que cayó de su caballo!

Entre DON LUIS, y repare à la puerta.

DON LUIS.

Aunque la vida me cueste, Lo he de ver; que mal reposa Quien tiene el alma celosa, Pero ¿ qué silencio es este? ¿ Si podré ver a mi tia? BERNARDO.

Ap. Este es don Luis ; mas ¿quéaguar-Si hay embustes de resguardo?) [do, ¿Cómo has tenido osadia De venir aqui? ¿Estás loco?

DON LUIS Amigo, ¿ qué ha sucedido? BERNARDO.

Está el Montañés herido, Y no es tu peligro poco; La justicia como un rayo La justicia conto tar a special Anda ya, y es junto al pecho. Véte; que esta vez sospecho Que se descuido el soslayo. Vine á ver...

Extrana cosa!

BERNARDO. Si nos culpan.

DON LUIS.

¿Quién no admira Vase.)

Mi desdicha?

BERNARDO.

Qué mentira No es en crédito dichosa? Creyólo.

DOÑA ALDONZA. ¿Quién era?

BERNARDO. Un paje

Mio : ¿ qué digo ? Un criado. DOÑA ALDONZA.

No te veo acompañado.

BERNARDO.

Hago siempre buen pasaje A la familia.

DOÑA ALDONZA. Qué buenos

Seréis los dos!

BERNARDO.

No me canso En reñir; que es gran descanso Tener un picaro menos.

DOÑA ISABEL. Que una cosa no se ofrezca En que vengarme!

#### Sale DON JULIAN.

DON JULIAN

El ruido

Oniero saber de qué ha sido, Aunque mas tarde parezca.

DONA ISABEL. Don Julian, linda venida.

DON JULIAN.

¿Doña Isabel, mi señora?

DOÑA ISABEL. Don Julian, venga en buen hora.

DON JULIAN.

(Ap. Agradéla, es entendida.) He de hacerla una fineza Esta noche.

DOÑA ISABEL. Gran favor

Me baréis.

DON HUITAN.

Llevará primor,

Tendrá garbo y extrañeza. DOÑA ISABEL.

Bien le merece mi fe; Y la vuestra ¿ es verdadera?

DON JULIAN. DOÑA ISABEL. (Ap.)

No te quisiera Aunque anduvieras à pié.

DON JUAN.

Tan viles celos me dan, Que no los puedo sufrir.

RERNARDO. A fe que no ha de morir Tan bajamente don Juan; Mire usarced por su vida, Que es muy bien mirar por ella.

DON JULIAN. No tengo que defendella

Si la veo acometida. (Pónese Bernardo en medio de don Julian y dona Isabel.)

DERNARDO.

Que aquí ha de haber cuchilladas, Y es tan honesto vusté,

Que de mala gana ve En carnes á las espadas.

DON JULIAN.

¿Qué merecerá, galan, El que viene muy hallado A ser necio y ser cansado?

BERNARDO.

Que le llamen don Julian.

DON JULIAN.

Destos hago yo desprecios, Que parece en bajo cobre Un discretillo muy pobre.

BERNARDO.

Tan mal como rico un necio. DON JUAN.

Que ha de haber pendencia aguardo; Llego á quitar la ocasion.

DOÑA ISABEL.

Don Julian tuvo razon.

DOÑA LEONOR. Mas razon tuvo Bernardo.

DONA ISABEL.

Mira, Leonor, que te engañas; Que es de á pie, como don Juan.

RERNARDO.

Por solo este don Julian Se han de perder quince Españas. (Ap. Dije el concepto; paciencia.)

DOÑA LEONOR.

Y á don Julian no conoces, Que es de à caballo?

DOÑA ALDONZA.

Estas voces Han de parar en pendencia; Hermanas, entráos adentro, Y si ha de haber valentia, En el campo.

> BERNARDO. Oh cruda tia! DON JULIAN.

Es muy pequeño este encuentro Para mi; yo me recojo, Quédense, que yo me fundo En que no hay cosa en el mundo Que me merezca un enojo.

DON JUAN.

¿Esto ha podido sufrir? Oh optimista de la honra, Que piensa que no hay deshonra, Ni mas vivir que vivir! DOÑA ISABEL.

De nuevo mi amor empieza;

(Vase.)

(Vase.)

Que la traicion enemiga La voluntad desobliga, Mas no vence à la firmeza.

DOÑA LEONOR.

Algo confusa me siento; Que me lleva en mi aficion, Al uno la inclinacion, Y al otro el conocimiento.

DOÑA ALDONZA.

Mi Bernardo, adios.

(Vase.) BERNARDO.

Yo estimo Ese desengaño, ah cielos, ¿ No me da á mi tambien celos Con su poquito de primo?

DON JUAN.

No estoy en muy mal estado,

BERNARDO.

Pues, don Juan, ¿ qué ha sido? ¿Aun don Julian te ha vencido? Qué de buen aire has quedado!

DON JUAN. Isabel, si yo te pierdo, Loco moriré sin ti: Que no tomaré de mí Loca venganza de cuerdo. Tantos extremos haré, Que en mirándote perdida, Daré, con perder la vida, Satisfaccion á la fe.

BERNARDO. Tomarás cédula ahora, Y cásaste de antubion.

¿Burlas en esta ocasion? BERNARDO.

Tomarásla, ¿ quién lo ignora? DON JUAN.

Cuando sin honra ninguna Viviera, y fuera ofendida Una experiencia mi vida De agravios de la fortuna; Cuando para mi ventura Descubriera en su belleza Nuevos mundos de riqueza, Nuevos cielos de hermosura; Cuando mi amor invencible Solo ese remedio hallara, l'esta ocasion le aumentara Nuevos lazos de imposible: Cuando (quiero hacer la salva A nuestro adagio español Fuera, despreciando al sol, Hija al fin del duque de Alba, No me casara, Bernardo, Con ella, si he de tener Mi legitima mujer Por camino tan bastardo.

#### RERNARDO.

Tù de amor haces alarde? Don Juan, tu tibieza miente; Que ostentacion de prudente Es disculpa de cobarde; Oh qué honrada boberia! Pues mira lo que en mi humor Puede una ley, un amor Y una honrada cortesia; Cuando aquel dulce anascote Naciera sin soles ni albas En las, no digo en las malvas, Sino en las Indias sin dote; Cuando en su frente y su cuello, Sin ser ofensas tempranas De la batalla de Canas, No se escapara un cabello; ¡Oh bien haya la fe mia! Si ella me quisiera à mí, Juro à Dios, como el Sofi, Me casara con la tia, (Vanse.)

Salen DON JULIAN Y EL CRIADO, DOS MÚSICOS.

DON JULIAN. No tienes maña, no tienes

Felicidad en servir. CRIADO.

Si no han querido venir.

DON JULIAN.

Con dos músicos te vienes Rogarias; anda, véte, Necio; al testigo rogado, Pero al músico pagado La presea, el dobloncete; No trujiste chirimtas Y el órgano que adverti?

CRIADO.

Son visperas?

DON JULIAN. Para mí, De tantas venturas mias; Y las hachas que he mandado, ¿ Qué es dellas?

CRIADO. No consideras Que á dar música vinieras Con luz muy desalumbrado?

Lleguen los músicos, hola; ¿ Qué letras?

De los floridos Claros ingenios lucidos De nuestra lengua española, Que muchos puedo nombrarte.

DON JULIAN. Pulidamente se escribe Entre gente ilustre, y vive Culto el metro y crespo el arte; Hase escondido el Parnaso, V corre ya tan obscuro. Que, por claro, terso y puro, No se entiende à Garcilaso; A un ingenio el mas divino Imitan cien majaderos, Y han venido à ser romeros Por donde él es peregrino; ¿Cantais algo de marcial?

No es conocido tal hombre, Ni es pastoril ese nombre.

DON JULIAN. Al fin músico legal; ¿Qué tonos?

MUSICO. Cosa bizarra

De Juan Blas. DON JULIAN. Es muy solene;

Vengan de Alvaro, que tiene Gran sabor en la guitarra; Templad diez veces y aun ciento, Y cruda música espere Quien bravo aguardar no quiere Que se guise el instrumento; Va de Isabel, por mi amor, Cosa gloriosa y novel.

mesicos. (Cantan.) La reina doña Isabel, Viendo venir vencedor. DON JULIAN.

Quedo, ignorantes, parad. MISICOS

No es de gloriosa memoria Esta Isabel?

DON JULIAN. Quiero historia De gloriosa voluntad: No hay de Isabel ô Belilla, O Belisa, pastoril, Alguna letra gentil?

MUSICO. Nueva y famosa letrilla. MUSICOS. (Cantan.)

Pastores de Manzanares, Yo muero por Isabel, Cuya beldad solo admite Competencias de mi fe.

EL ESCUDERO, en la ventana.

ESCUDERO. Musiquita? ¡Oh, cômo suena! Oh, cômo que dan placer A las doce una guitarra, Y à las once un almirez!

DON JULIAN. Cogióme el aire el poeta, Y en la ventana se ve Que la florece y ocupa Àquel áugel de clavel.

ESCUDERO. Oir cantar solamente Lo babian de merecer El amante y el discreto, Y con cédula del Rey.

DON JULIAN.

¿Ce, mi señora?

ESCUDERO. Borracho, Amante de Lucifer.

(Ap. Mas quiero fingir un poco.) DON JULIAN.

Hermosisima Isabel?

ESCUDERO. Tontisimo don Julian? Conocile.

DON JULIAN. Grande fué El favor de aquesta noche, Para la primera vez.

ESCUBERO. Es una sierpe mi tia, Mi hermano es un no sé qué, Mi primo un desatinado, Mi padre un Neron cruel, Don Julian un mentecato, Mas don Julian es quien es.

#### Salen DON JUAN y BERNARDO.

DON JUAN. Digo que hiciste muy mal, Y si entrarais con él...

BERNARDO. Vieras deshecho su enredo,

Y en doña Isabel despues El requiebro y el abrazo, Y el « mi primo» y el « mi bien», Y el Bercebú que te lleve. DON JUAN.

Todo lo quisiera ver: Ofendiérame una envidia O matarame un desden; Viera mi gloria en sus manos, Y mi ventura á sus piés, Y con don Luis no mintieras, Que como amigo le hablé, Y los mas leves engaños Infaman la buena ley; Que por cuanto el mundo tiene Dos cosas no las haré Ni hacer traicion al amigo, Ni decir mal de mujer.

BERNARDO. Hipócrita del amor, Di que eres noble y fiel, Generoso y entendido, Cuerdo y bizarro tambien; Mas no digas, ni lo pienses, Que tienes amor; que en él, Ni es el alma tan sufrida, Ni es la envidia tan cortés. DON JUAN.

Yo soy así, no me mates. Guitarras? ¿Qué puede ser?

BERNARDO. Guitarras no mas? Un hombre, A lo requiebro lebrel, De la reja del balcon, Don Juan, asido se ve.

DON JUAN. Hay mas penas que me acaben! Hay mas celos que me dén! Quién será?

BERNARDO. Será otro primo. DON JUAN.

Si es don Julian?

BERNARDO. No ; yo se

Que ahora, para mañana, Tratando está de poner Listones verdes à un bayo, Esqueleto cordobés.

DON JUAN.

De celos muero.

BERNARDO. La tia,

¿Qué harà ahora?

DON JUAN.

¿Que has de ser Pesado siempre conmigo?

BERNARDO.

Que está dando, apostaré, En ansias de mocedad Dos filos à la vejez.

DON JULIAN. Ay dulce Isabel!

ESCUDERO.

Mi dueño,

La mano os doy, y dare Una cedula.

BERNARDO.

Ella tiene Una mano de papel. Este si que es hombre al uso; Agarróla.

DON JUAN. Dejamé Matar à este venturoso, Que tiraniza mi bien.

BERNARDO.

¿Estàs en tí?

DON JUAN. Oh pocos años, : Qué desatinos baceis!

DON JULIAN. Isahel, de vuestros ojos

Ya las cortinas corred; Que está nublado ese cielo.

ESCUDERO. Tanto, que empieza à llover, Y à cantaros por lo menos. (Echa agua.)

BERNARDO. Don Julian, don Julian es.

DON JUAN. Los celos se han vuelto en risa. ESCUDERO.

Perdóneme vuesarced El baberle bautizado,

BERNARDO.

Será la primera vez.

#### Sale EL MONTANES.

MONTANÉS.

Todo cuanto hay en la corte Es, como lo imaginé. Poca verdad, mucho engaño, Trato doble y mala ley. Sospecha tengo que ha sido Embuste cuanto escuché, Y que estas primas son falsas Y faciles de romper. Del Embajador la casa Con mil recelos deje; Que del viejo me ha cansado Tanta anciana sencillez. ¿ Quién puede vivir en tierra Donde hay tanto que temer?

DON ANTONIO HURTADO DE MENDOZA.

Que solamente en la mia Tememos à Dios y al Rey. Gente hay aquí; ¡si es justicia? Mas ladrones podrán ser. Alli hay dos, y aquí son cuatro; Picaros, ¿no bastan seis?— ¿Puédese pasar, hidalgos?

BERNABDO. Podrá quien tuviere piés. MONTANÉS. Mejor quien tuviere manos.

(Tocan las guitarras.)

DON JULIAN.

Cantad mas; que me engañé. MONTANÉS.

¿Aquí guitarras? ¡Qué presto Señas del cuidado hallé! DON JULIAN.

Lo de Isabel proseguid. MONTANÉS.

Eso no proseguireis, Hidalgos; que en esta casa Nadie se suele atrever De su fama al generoso Verde sagrado laurel. Esas músicas son buenas Donde no pueden tener, Ni mas que perder la fama Ni que aventurar la fe. DON JULIAN.

Hay nuevo oficio en la corte De quita-músicas? ¿Quién Os mete en cosas ajenas? — Hola! Cantad.

MONTANÉS.

Y à quien aqui se atreviere A cantar le romperé El instrumento en los cascos. Y vos sois un descortés, Un necio y un atrevido.

BERNARDO. Por siempre jamás, amén.

DON JULIAN. Vos sois un hombre arrojado; Yo soy quien soy, y seré. Lo que quisicre, y no mas.

MONTAÑÉS. Muy sufrido pareceis.

DON JULIAN.

Soy muy grande cortesano.

MÚSICO.

Esto se sufre? No estés Tan cobarde.

DON JULIAN.

Oh buen cantor! MUSICO.

Aunque no traigo broquel, ¿Quieres que yo le acuchille?

DON JULIAN. Haréisme mucha merced: Que es un gallina.

MONTANÉS. Villanos, ¡Oh, qué mal me conoceis!

(Meten mano todos, sino don Julian.) BERNARDO.

Don Julian perece ahora; Que el Montañés es aquel, Y entiende poco de Elle entiende poco de Filis. DON JUAN.

Yo le quiero socorrer. (Saca una linterna.)

DON JULIAN, La justicia!

MUSICO. Guarda fuera. DON JUAN.

Desviense.

BERNARDO. Tengansé. Del solar del mismo inflerno Es un rayo el Montañés. (Vanse.)

#### JORNADA TERCERA.

Salen HERNAN PEREZYEL MONTA-NES, con vestido negro y el mismo cuello, y EL ESCUDERO, en un azafate, trae uno de muchos anchos y algunas cadenillas, y vestido negro de seda.

HERNAN.

El dinero es fuerte muro. Nada cuidado te dé; Que siempre el dinero fué El sagrado mas seguro. Aqui estarás escondido; Muda de traje.

MONTANÉS. Apartad; Que no está mi autoridad Pendiente de mi vestido; No gusto de cadenillas . Ni de esos cuellos me dén . Que en otro estará mas bien Un bosque de lechuguillas.

HERNAN. Ya estoy temiendo algun daño. ESCUDERO.

¿Hay tan peregrino extremo? MONTAÑÉS.

Llevadlo; que en todo temo Que ha de haber algun engaño.

HERNAN.

Uno temo, y otro dudo; ¿ Qué tienes ESCUDERO.

El majadero Se precia de verdadero, Y quiere andarse desnudo.

HERNAN. Sobrino, ¿tú deste modo?

MONTANÉS. Hablar claro determino.

HERNAN Parece que estás mobino.

MONTANÉS. Vos teneis culpa de todo.

HEBNAN.

¿ Ya das tan presto esa muestra? ¡ Qué ingratitud! ¿ Yo culpado? MONTANÉS:

Tio, yo he sido engañado; Pena es mia, culpa es vuestra. Yo pienso que la justicia Y el aviso (perdonad ) Es prevenida piedad De alguna prima.

Hay sinrazon semejante?

MONTANÉS. Yo de vos llamado be sido Solo para ser marido, Que no para ser amante.

En hija rica y hermosa Me ofreció vuestra cordura Una posesion segura, Y no esperanza dudosa; Y he menester con la espada Ganarla, y vengo á pensar Que me he venido á casar A la vega de Granada. Son cosas poco fieles Que no estén (joh primas locas!), Ni estas ventanas sin tocas Ni estas ventanas sin tocas Ni esta calle sin broqueles; Ni lo culpo ni lo apruebo , Mas que teneis, averiguo, Vos la verdad à lo antiguo, Y ellas la vida à lo nuevo.

Eres un descomedido, De malicioso estás ciego; Que un desconfiado luego e convierta en atrevido No ha de dar un hombre honrado A un engaño tan violento Lugar en el pensamiento, Cuanto mas en el cuidado. ¿ Cuando ha sido sospechoso Ningun hombre bien nacido Por las puertas de celoso?
Los daños siempre los ve
Con prevencion cuerda el sabio,
Y el necio, atento a su agravio, Siempre los mira con fe Si no hay cosa en que dispenses, Y del engaño baces gala, ¿Qué mujer no será mala, Si basta que tú lo pienses?

MONTANÉS Yo no sé filosofias; Solo séque no dan muestras Ellas de ser hijas vuestras Ni de ser parientas mias. Ni de ser parientas mias.
¿ Quereis que yo sufra y calle
Que en vuestra bija, Señor,
Me deis un pesquisidor
De mi cara y de mi talle?
Que yo soy tan bien nacido,
Que, aunque mas presume y siente,
La excedo para pariente,
Y sobro para marido.

¡Oh, qué soberbio que estás! Advierte, Luzbel segundo, Que ser hidalgo, en el mundo Es ser hidalgo, y no mas.

MONTAÑÉS. De Aragon reinó en la silla Un hidalgo que eligieron. Y de un bidalgo se hicieron Los mas grandes de Castilla.

HERNAN. En eso no, no te engañas; Pero crecer los verias, No con necias hidalguias, Sino con fuertes bazañas Vienes en traje, que puedo Preguntarte si entendias Que à desposarte venias À las Astúrias de Oviedo; Y de suerte, que no dudo Que pensaste, à lo infanzon, Que Madrid era Leon, Corte de Ordoño ó Bermudo. Ya no es el tiempo del Cid; Que abora mas ricos son Que los grandes de Leon Los chapines de Madrid.

MONTANÉS. Si esto os causaha desvelos, ¿Cómo no me socorristeis? Y qué, ¿mas galan salisteis De casa de mis abuelos? Mas de un rico nadie aguarde Bien ninguno; que esta gente, Por no hacer bien solamente, Viven mucho y mueren tarde.

¡Qué!'; Ya te parezco eterno?
¡Ah enemigo! bien está;
Aun no soy tu suegro, y ya
Tienes achaques de verno?
Si allá tan ricos no están,
Pudieras haber venido
En las finezas lucido
Y en las palabras galan.
Si antes de estar desposado
No haces caricias y amores,
¿Qué sequedades mayores
Te quedan para casado?
Isabel toma venganza
De ver tu poca aficion;
¿Qué será en la posesion
Un soberbio en la esperanza?

Ya he dicho que no venia A enamorar.

HERNAN.
¡Qué rigor!
Ya que infamas el amor,
No agravies la cortesía.

MONTAÑÉS.

No la caseis à disgusto; Si para mi la forzais, El honor aventurais Con las violencias del gusto; Que yo, no porque soy vano, Sino libre de interés, Un mundo pondré à mis piés Por no torcer una mano.

¿ Qué es forzar? Ella te adora. Ya salen, no seas loco; Sobrino, véncete un poco; Dile requiebros ahora, Muéstrale agrado y blandura, Caricia, humildad y amor; Que no hay victoria mayor Que rendirse à la hermosura.

#### Sale DOÑA ISABEL.

DOÑA ISABEL.

Corderilla amorosa, Que, triste y extranjera, Pierdes á mano fiera La dulce vida hermosa, Cuando era entre el ganado La blanca admiracion del verde prado; Lucida flor, bañada De púrpura y de nieve, Que fué de mano aleve Oprimida y cortada, Cuando en verdor temprano Gozaba los umbrales del verano; Fuentecilla risueña. Desprecio del rocio. Que en mas violento rio Vida y cristal despeña, Cuando eran en amores Aplauso lisonjero de las flores; Avecilla sonora, De envidía y mano incierta O perseguida ó muerta En su primera aurora, Cuando era su armenía Clarin del alba y suspension del dia; Flor, corderilla y fuente, Avecilla quejosa, Muerte mas lastimosa Mi vida espera y siente; Que es mas para sentida Forzar el alma que perder la vida.

dec den de inn

Llega, mira que te espera; Que aguardar, siendo tan linda, A que una mujer se riuda Es victoria muy grosera.

¡Ay triste! huyendo del mal, He venido à dar en él.

Oh, qué hermosa está Isabel! Es su talle celestial.

MONTANÉS.

Dejadnos solos; por vos Y por ella pienso hablarla.

BERNAN.

Eso es modo de agradarla;
¡Qué finos veré à los dos!
Dila que has sido dichoso,
Tierno la pide una mano;
Dila: «Dueño soberano,
Cielo mio, sol hermoso.»
No digas que es una dea,
Que no es al uso, y repara
Que tiene su hermosa cara
Entendimiento de fea.
(Ap. Desde aquí escucharlos quiero.)

(Escondese.)

MONTAÑÉS. Yo quedo bien advertido; Por bárbaro me ha tenido.

DOÑA ISABEL.

De amores y penas muero.

(Siéntense en dos sillas, y apártenlas los dos, y cuando dice el verso las

junten.)

MONTAÑÉS. (Ap.)

Piensa que yo be de rogarla

Por su dote; si yo valgo...

HERNAN. (Ap.)

Solo sabe ser hidalgo. El no acierta á enamorarla; Pienso que la desafía.

MONTAÑÉS. (Ap.) Pues á fe, prima enfadosa, Que algun dia...

DOÑA ISABEL. (Ap.) Linda cosa!

Castigos en profecia.

NONTAÑÉS. (Ap.) Hablarla será forzoso,

Pues lo ofreci, duramente.

poña ISABEL. (Ap.) El será honrado pariente, Pero desairado esposo. ¡Que don Juan me olvide ya, Y este se me acerque tanto!

MONTAÑÉS. (Llégase.)

Prima, infinito me espanto...

DOÑA ISABEL. (Desviase.)

Espántese mas allà.

MONTAÑÉS. (Levántase furioso.)

#### Sale HERNAN PEREZ.

HÉRNAN.
Hija, dime lo que ha sido.
DOÑA ISABEL.
No mas de que no he querido
Que se espante junto á mí.
MONTAÑÉS.
Es una muy mai criada.

HERNAN. Quedo; que no ha de ofender A la mas baja mujer Ni la lengua ni la espada. Un hombre con otro puede Ser soberbio en el disgusto; Pero una mujer, es justo Que siempre bizarra quede.

MONTAÑÉS. El ser cuerda y amorosa En mi prima apetecia, No su loca demasía De ser rica y ser hermosa.

HERNAN.

¿Qué mas ternura y firmeza? Demasiado favorece, Pues de quien no la merece Se deja amar la belleza. Tierno, y no bravo, el amante; ¿Qué mas testarudo fuera, Qué mas fiero, si viniera A enamorar a un gigante?

Mucho mas cuerda es Leonor,
Mas me agrada que su hermana;
No quiero esta fitigrana
Ní este melindre de amor.
Adore á su primo indiano,
Que ya es historia sabida,
Y que debe mas la herida
A sus ojos que á mi mano.
Yo soy poco temporal,
Desden pago cou desden;
Que en mi vida quise bien
A quien me quisese mal. (V

(Vase.)

¡Qué condicion tan extraña! Consigo querrá casarse.

Padre, no deben de usarse Requiebros en la Montaña; Huélgome que le conoce, Y que saldrá del engaño.

HERNAN.

HERNAN.

No quiero, no, que un extrañe
Mi hacienda y mi sangre goce,
Ni es bien que heredarme acierte
Quien ni aun con piedad fingida
Sufrir no sepa su vida
Dilaciones de mi muerte;
Y la muerte misma aguarde,
Aunque parezca rodeo,
A pasar por su deseo
Para llegar menos tarde;
Y asi, que me herede quiero
Quien templará mansamente
En la sangre de pariente
La codicia de heredero.

DOÑA ISABEL.
[locura]

¡Qué ceguedad! Qué engaño! Qué
Este agrado comun de ser hermosa,
Adulacion del cielo peligrosa
Y antigua enemistad de la ventura,
Suerte agraviada, dicha mal segura,
Daño apacible, ofensa generosa;
Que en diñeil region de ser dichosa
Nació para escarmiento la hermosura.
¡Qué buen gusto que tiene la desdi-

[cha, Pues elige el mayor merecimiento, Sin darse à la ignorancia en parte al-

¿Qué agravios hizo el mérito a la di-Icha.

Que siempre la verdad y entendimiento Los tiene por delitos la fortuna?

Sale DON JUAN.

Aunque me encuentren aqui Tu padre y tu primo ahora, No hay mas peligros, Señora, Que vivir y estar sin tl.
Hermosísima Isabel,
Mi bien, mi cielo, mi vida,
¿Yo agraviado? ¿Tú ofendida?
¿Yo quejoso y tú cruel?
¿Qué causa, amores, te di
Para llamarme enemigo?
Que el alma no está conmigo,
Por saber que estoy sin tl.
Vuelve, y no tengas en calma
A quien te ruega y te adora,
Pues tu amor, dulce señora,
Sabe el camino del alma.

DOÑA ISABEL.

(Ap. Así lo dice el Señor,
Mi primo tal viene à ser,
Que precia mas la mujer
La venganza que el amor.)
Don Juan, ya me ves casada;
Que no hay daño que no intente
La resolucion valiente
De una mujer agraviada.
Nanca agravies en presencia;
Mira que son mal sufridos
Los ojos; que los oidos
Son gente de mas paciencia.

DON JUAN.

Primera luz de mi vida,
Del alma temprano dueño
Y de mis floridos años
Prision dulce en lazos tiernos,
¿Qué agravios, qué sinrazones
Mis tristes ojos te han hecho,
Que solo de tu hermosura
Dan seña mis pensamientos?
No me mates, que soy tuyo;
Que si vi tus ojos hellos,
Para quitarme la vida
Llegan tarde los tormentos.
Si quieres satisfacciones,
A tus piés, Señora, vengo
Bañando en l'ágrimas tiernas
Tantos arrepentimientos.

DOÑA ISABEL,
¡Qué bien pareces quejoso!
Los hombres así están buenos;
Que viven los confiados
En jurisdicion de necios.
¿Qué he de bacer? Tengo marido,
Él me adora y bien le quiero,
Y como no empieza el gusto,
Aun no llega el escarmiento.

DON JUAN.

¿Ayer vino, y hoy te casas?

Solo en mis males pudieron
Caber siglos de desdichas
En solo instantes de tiempo.

No lo digas; aunque en mi
Los imposibles son ciertos,
Quizá podrá ser que viva
En tanto que no lo creo;
¿Por qué, mi bien, me has dejado?

Don Juan, que han de ser, te advierto, En lo que aun no importa, finos Amores que son discretos. (Vase.)

DON JUAN.
¡Ah fácil! como tu amor
Era niño y lisonjero,
Vivia en flacas prisiones,
Mal pendiente de si mesmo.
¡ Tan poco duran los bienes?
Tanto engañan los deseos?
Tanto engañan los deseos?
Tan presto de tanta gloria
Señas y esperanzas pierdo?
De los grandes edificios,
En quien mostraron soberbios
Su jurisdicion los años,
Su monarquia los tiempos,
En las ya mudas ruinas

Perlas reliquias vemos,
Para despertar descuidos,
Para avisar escarmientos;
En sus violentas lazañas
Perdona siempre el incendio
A bronces para testigos.
A mármoles para ejemples;
De las fábricas de nieve
Que, ayudadas de los vientos,
Sobre los montes levantan
Ambiciones del invierno,
Aun deja el verano ardiente
Contra la ley de su fuego,
Contra el poder de su llama
Blancas memorias de hielo;
Pues de amor al edificio,
Con obligacion de eterno,
Que, á pesar del mundo, apuesta
Duraciones con el cielo,
¿Cómo han faltado cenizas
Que digan en su silencio:
«Aqui hay luces de un amor
Que fué mas y duró menos»?

#### Sale DONA ISABEL.

DOÑA ISABEL.

Ya no me puedo sufrir; (Qué bien quedan satisfechos Mis mal fingidos rígores Con tan dulces sentimientos! Generoso dueño mio, ¿Dejar de ser tuya puedo? ¿Tan necia soy yo, mi vida? Tan mal gusto, mi bien, tengo? ¿Cómo es posible olvidarse Amor que, siempre venciendo, vive en lo mejor det alma Atado al entendimiento? Don Juan, el peligro es mucho, Mi padre constante y viejo, Mi primo altivo y dichoso, Yo desdichada y tú cuerdo. Llévame luego cóntigo; Mira, mi señor, que temo Llorar desventuras mias En duros bronces ajenos. Si eres pobre, yo te adoro; No podré advertir en ello, Que en las descomodidades Tiene amor ojos mas ciegos; Y no pienses que es flaqueza, Que jamás culpadas fueron Gallardas resoluciones. Quise tomar por remedio... Parece que te mesuras; ¿No me respondes? ¿Qué es esto? iAh, como siempre, sois todos En las venturas soberbios!

Oye, mi señora, escucha. DOÑA ISABEL.

¿Qué he de escuchar? ¿Esto espero? ¿Conmigo traiciones tantas? ¿Para mi tantos desprecíos? ¿Tú quieres bien? Tú eres noble, Tú galan, tú caballero?

#### Entra BERNARDO.

BERNARDO.
¡Tia y primo se me antoja
Cuanto en esta casa veo!
¿Si ha venido aqui don Juan?
DOÑA ISABEL.
¿Despreciar mi casamiento?

BERNARDO.

¿Casamiento? Aqui fué Troya; Dénse batalla de celos.

Dejar de ser mi marido

Cuando en tus manos me entrego, No hay disculpa, eres un loco; A ser de mi primo vuelvo. Moriré por no rogarte; Que la bajeza del ruego Profana de la hermosura Los altos merecimientos. (Vase.)

Pues bien, Principe (¡qué cascos!),
Este es paso lindo y tierno
Para que te vuelvas loco.
Vaya de furia y de extremos;
Don Juan, arroja la capa;
Ea, derriba el sombrero;
Di «¡cielo airado!», y pregunta
Por el alma, y niegue el cuerpo;
Vaya lo de la memoria
Y razon, y todo aquello
Que está obligado en comedias
A decir quien pierde el seso.
Don Juan, para ser poeta
(Que los buenos son discretos),
No he visto jamás en nadie
Tan desmentido el ingenio;
Que el hacer coplas ¡ quién duda
Que es el pedazo mas bello
Del entendimiento humano,
Hechas con entendimiento?

bon Juan.

Hay hombre mas desdichado?

BERNARDO.

¿Hay hombre que sepa menos?
¿Desdichas llamas las culpas
Y antiguos engaños nuestros?
Desdichado es quien gobierna
Prudente, acertado y cuerdo
Sus cosas, y luego salen
Ofendidas del suceso;
Pero à Isabel tú la pierdes
Por solo un capricho, siendo
Un serafin de doblones
Y un fénix de amores nuevo.
Si aguardas à que se muera
Su viejo padre, te advierto
Que el desearles la muerte
Es el Jordan de los viejos.

Ni me disculpo ni aguardo
Mas que à morir; que ni espero
Mas riqueza que adorarla,
Mi mas bien que el mal que tengo.
Bernardo, yo naci pobre;
Nobleza y valor me dieron
Mis padres, y quietamente
Se casaron mis abuelos.
No quiero pleito y mujer;
Que à un rico es atrevimiento
Ganarle por enemigo
Sobre costumbres de suegro.
Soy hombre de bien, y aunque es
Mayorazgo tan pequeño,
No he de deslucirlo à manos
De dorados menosprecios;
Y en fin, ¿cómo he de encargarme
De un sol, de un ángel, teniendo
Posesion en pobré casa

BERNARDO.

¿Hay menguado semejante?
En toda mi vida vi
Cuerdo tan fuera de sí
Y tan encogido amante.

Y esperanza en rico pleito?

Sale LUISA.

LUISA

¿Si es don Juan? No, ya se ha ido; Vuelvo á decir que ha quedado El picaron.

BERNARDO. Por un lado Conversa, y favor la pido A mi señora donada Deste convento.

Ah señor

Motilonazo de amor ..

Podrémos, de camarada, Entretenernos un rato?

LUISA

Ann no he llegado á ser tia: Que para él, por vida mia, Que se está niño este plato.

BERNARDO.

Probarle un tantico deja; Que de todo un poco entiendo.

LUISA.

Cómo no le queman, siendo Amante de la ley vieja? BERNARDO.

¿Hay tal agravio y deshonra?

LUISA.

Diga, y ¿no la tiene miedo?

BERNARDO.

De la tia decir puedo Que me ha llevado mi honra; Mudo-plática parece, O medrado tomajon.

LUISA.

Siempre le duele el doblon, Cuitadillo me parece. BERNARDO.

¿Cómo se llamaba?

LUISA

El hombre Quiere hablar mal de Luisica; Ya no sabe que Marica ?

BERNARDO.

Pues diga, y ¿con ese nombre Se atreve à ser fea?

Y diga . Es mas grande la beldad De la grave ancianidad De la tia?

BERNARDO. Quedo amiga; Victor tu niñez y agrado.

No es muy malo el bellacon.

#### Sale DONA ALDONZA.

LUISA

DOÑA ALDONZA. (Ap.) Luisica y Bernardo son ; ¿Qué tratarán?

Hasme dado Hácia contento y solaz.

DOÑA ALBONZA. (Ap.) ¿Tal cosa mis ojos ven?

LUISA.

La tia es todo su bien.

BERNARDO.

Tengo el gusto mas rapaz; Yo en la tia mis deseos? LUISA.

De la tia es gran compadre.

BERNARDO. Soy muy devoto del padre De los santos Macabeos.

DOÑA ALDONZA. (Ap.) Hay tales bellaquerias?

LUISA. Eso no lo entiendo yo;

Por qué? BERNARDO.

Porque se llamó No menos que Matatias.

DOÑA ALDONZA.

Como se llamó? - Picaña, Entráos adentro, y no mas.

LUISA. (Ap.)

(Vase.)

La tia es un Barrabás.

BERNARDO. (Ap.) Disimulo, y cierra, España.

Matatias?

DOÑA ALDONZA. BERNARDO.

¿Por ventura
El ser yo docto te aflige?
Vive Dios, que es lo que dije
De la Sagrada Escritura,
Y que hablar cosa en contrario Es caso de Inquisicion.

DOÑA ALBONZA.

Dignisimo socarron, Fingido, inconstante y vario, ¿Con una niña un mancebo Tan sesudo? ¡Qué dolor!

BERNARDO.

Junto en un cuerpo de amor Testamento Viejo y Nuevo. DOÑA ALDONZA.

Bueno ha estado el desengaño. BERNARDO.

Yo engañarte, madre mia? ¿Ya no sabes que una tia Es yerba contra el engaño?

DOÑA ALDONZA. Por antojos presumidos No tengo lo que ya espero.

BERNARDO.

Han dado en llegar primero Los años que los maridos. DONA ALDONZA.

Si me quieres, veré yo

BERNARDO. ¿En qué cosa?

DONA ALDONZA Amigo,

En que te cases conmigo.

BEBNARDO.

Agraviarte yo? Eso no. DOÑA ALDONZA.

Agravio?

BERNARDO.

Y traicion tambien; Digo que traicion se llama El casarse con la dama Que se està queriendo bien.

DOÑA ALDONZA. ¿Traicion casarse con ella?

BERNARDO.

Si, traicion se ha de llamar El casarse, que es tomar Remedio de aborrecerla; Y tan fino soy, que digo Que he de amarte hasta la muerte; Y asi, por no aborrecerte, No he de casarme contigo.

DOÑA ALDONZA.

Ya no mas palabras locas; No entraréis, pues esto pasa, Vos ni don Juan en mi casa.

BERNARDO.

¿Esas canas y esas tocas

Y esa noble autoridad Enojarse? ¡Qué indecencia!

DOÑA ALDONZA.

Ya sé tu libre insolencia Y tu ciega libertad; Ya sé que no eres fiel . Que aun la herida de don Luis Mentistes, y que fingis Por el dote de Isabel; Pues en vano se os antoja Mentir à vuestra codicia. (Ap. Ni me ruega ni acaricia, Ni el traidor me desenoja.) No lograréis los engaños; Sola es vieja la pobreza; Que hay madres con gran belleza Y tias con pocos años. Otros mejores que tú Me ruegan, y ansi me vengo, Que por cara y edad tengo Doce harras del Perú. (Vase.)

BERNARDO.

Quién fuera bien entendido ara volverse aqui loco! Ah cielos! ¿cómo sé poco Pues tan gran dote he perdido? Luego fuera caballero; Que cualquier persona rica Caballero se fabrica Del polvo de su dinero. ¡Doce barras! ¡Qué desden! Mas para mi voluntad Son muchos siglos de edad En pocos años de argen...

#### Sale DOÑA LEONOR.

DONA LEONOR. Contenta de hallarte aquí Vengo, porque he deseado Darte de cierto cuidado Alguna cuenta de mi. Bernardo, la cortesia En los hombres siempre ha sido De nuestro agrado y sentido Una blanda tiranja. Si anduvo don Juan conmigo Tan cortés, que pudo hacer Que yo pudiese vencer Otra inclinacion, amigo, Dime, y dime la verdad: Andar à pié (¡qué disgusto!) ¿Es necesidad o es gusto?

BERNARDO. Es gusto y necesidad.

DOÑA LEONOR. Qué mal caso!

BERNARDO.

El es un hombre Que de nada, que no es culpa, Ni se corre ni disculpa;

Y es tan bienquisto su nombre, Que, si engolfarse quisiera En lo que llaman prestado, En calle Mayor o en Prado Potro caballero fuera El duque de Alba Fernando A un sastre le preguntó: «¿Cómo os llamais?» Respondió: «Señor, Toledo.» Temblando El sastrecillo de miedo, De las orejas le asió
Mohino el Duque; decia:
«Toledano, y no Toledo.»
A muchos que veo yo
A caballo hiciera ansi;
Necio encaballado si, Pero caballero no, Mas, pues eres tan notable Mujer en el desear,

Llévete Dios à gozar La jineta perdurable.

DOÑA LEONOR.

Si rico le hiciera yo, ¿A caballo no andaria? BERNARDO.

Por comodidad si haria, Pero por soberbia no; Que pienso que la igualdad Sería su mayor gloria; Aunque es falta de memoría Siempre la prosperidad; Mas no recibas enojo; El no es bueno para ti.

DOÑA LEONOR.

¿ Que no es bueno para mí? BERNARDO.

Tienes principe el antojo; Si hay ventolera...

DOÑA LEONOR. Mal sabes Mi eleccion, y á los señores, Por mas buenos, por mejores, Por mas ilustres, mas graves, Y porque á todos exceden En grandeza, los estimo Con respeto, y me lastimo Que son mucho, y nada pueden.

BERNARDO. Bien has entendido el modo. Vives, Leonor, engañada; ¿Cómo que no pueden nada? No ves que lo mandan todo? Un señor es de temer, Que manda, y no es importuno; Que nunca falta à ninguno Mil doblones que ofrecer.

#### Sale DON JULIAN.

DON JULIAN. Ya en efecto, como yerno, Entro sin Hamar.

REBNARDO. Leonor,

Tu saborido.

DOÑA LEONOR. Mejor

Dirás mi cansancio eterno; Es un cansado ignorante.

BERNARDO.

Yo pienso que él y don Juan, Como si fuera en Adan, Pecaron en aquel guante. Nada le da pesadumbre; ¡Qué felicidad!

DOÑA LEONOR. Ha becho Oh, qué afrentoso provecho! Del sufrimiento costumbre.

BERNARDO. Dale unos celos de à pié

Conmigo.

DOÑA LEONOR. Es un majadero; No tendrá celos,

DON JULIAN. Ver quiero

Dónde está Isabel.

BERNARDO.

Yo se Que ha de rabiar; que en amor Siempre hay celos.—Don Julian, Favorecidos están De Isabel y de Leonor Dos hombres en esta casa, Diciéndose los traidores Mil requiebros, mil amores,

DON JULIAN. Eso es verdad?

BERNARDO.

Esto pasa.

DON JULIAN.

Tienen celestial agrado ; ¡Oh mujeres de los cielos!

BERNARDO.

Ten celos, bestia; ten celos, Majaderon confiado.

DOÑA LEONOR.

Deja, no hagas caso del.

BERNARDO.

¿Que nada quiere sentir?

DON JULIAN.

De nada me he de podrir, No, por vida de Isabel.

#### Sale EL MONTAÑÉS.

MONTAÑÉS.

Leonor es mas recogida, Mas retirada y honesta, Y aun es... Mas ¿qué gente es esta?

DOÑA LEONOR. (Ap.) Mi primo; ; yo soy perdida!

¿ Qué temes ?

DOÑA LEONOR.

Sus atrevidos Sospechosos ardimientos; Que, como cuento de cuentos, Es marido de maridos. (Vase.)

¿Tambien Leonor? Bien están Criadas estas doncellas; De qué sirve ser tan bellas, Si no...

BERNARDO.

¡Al arma, don Julian! DON JULIAN.

No es bien ayudar en nada A la muerte; que al morir Harto le ayuda el vivir.

REBNARDO.

(Vase.)

Mi alma con vuestra espada.

MONTANES.

Este es el uno. Es mal hecho Que à las casas principales Se atreva à personas tales, Sin virtud y sin provecho; Entrar aqui de ese modo, Diga, ¿quién se lo mandó?

RERNARDO.

Soy muy comedido yo, Nunca me lo mandan todo.

MONTANÉS.

Yo soy muy poco apacible Para donaires; ¿ qué aguarda? BERNARDO.

Hombre, que pareces guarda De la puente de Mantible, ¿Qué has visto?

#### Sale DON LUIS.

DON LUIS. Resuelto sigo Este error, aunque me prendan; Que es mayor mal que me ofendan Tantas dudas.

Va le digo Que si aqui vuelve otro dia...

Suplico ajuste.

MONTANES. Hablador.

Vaya con Dios.

BERNARDO.

¡Pésia tanta valentia! ( Mete mano.

MONTAÑÉS.

¡Pésia tanto hablar!

¿Qué escucho?

BERNARDO.

Bien haya la poca honra Del Julian, que la deshonra Mira por la vida mucho. Voyme; que gran gente acude. (Vase.

DON LUIS.

¿Qué veo?

MONTANÉS. ¿Qué estoy mirando? DON LUIS.

El caso me está obligando A que lo crea y lo dude.

MONTANES.

No eres don Luis?

DON LUIS.

Don Luis sov:

Y ¿ tú el Montañés ?

MONTANÉS.

No estas

Herido?

DON LUIS. No vi jamas

Tal engaño, no lo estoy; Y ¿tú no quedaste berido?

MONTANÉS.

¿Herido yo? ¿Hay tal maldad? DON LUIS.

Ya es fácil hacer verdad

Lo que de ambos han mentido.

#### Sale DONA ISABEL.

DOÑA ISABEL.

Oh, qué invencion tan extraña He pensado! Mas ¿qué miro? Ya lo dudo y ya lo admiro.

DON LUIS

Esta es la amistad de España. MONTANÉS.

Don Luis, la espada suspende, No es justo ser enemigos; Que hace seguros amigos Pendencia que nada ofende. Desta casa a entrambos toca Besta casa a entrambos tota Este engaño y falsedad; ¡Qué primas! Qué autoridad! Una es necia y otra es loca. Ya sé, primo, que has venido De Isabel enamorado, Y en mirarte desdichado Pienso que la bas merecido: Mi nobleza te asegura, Su esposo, don Luis, serás; Porque hoy ha de poder mas Tu razon que mi ventura.

DON LUIS. (Ap.) Si acaso saber intenta Mi pecho? Mas no; que ha sido A Madrid recien venido, Y aun no es posible que mienta.

DONA ISABEL.

Hay tal liberalidad? Aun no tiene en mi albedrio Parte don Luis.

DON LUIS. Yo me fio De vuestra noble amistad; Volved por un ofendido, De amparo y de vida ajeno: Y siempre ha de estar el bueno De parte del desvalido. No hay hombre en el mundo fuerte En la dicha que declina; Que todo vive y camina Al semblante de la suerte; Mas vos, de ayer cortesano, Poco desto entenderéis: Que para que os enmendeis De hombre de bien es temprano. Haréis una rica hazaña, Liberal, nueva y piadosa, Y una prueba generosa Del valor de la Montaña,

(Vanse todos, menos doña Isabel.) DOÑA ISABEL.

Corazon, de primo en primo; Pues esta vez no ha de ser, Yo he de morir ó vencer.

#### Sale HERNAN PEREZ.

Oh, cuánto la nueva estimo! Isabel, ¿cómo no miras Mi alegria? Que ha llegado La dispensacion.

DOÑA ISABEL. ¡Qué enfado!

Ay triste!

HERNAN. ¿De qué suspiras ?

¿Qué sientes!

DOÑA ISABEL. ¡Ay desdichada! HERNAN.

¿Qué tienes? Qué ha sucedido?

DOÑA ISABEL. Nunca yo hubiera nacido!

> ¿ Qué? No temas nada. DOÑA ISABEL. (Ap.)

Qué bien finjo!

Temo ...

HERNAN. Está segura, Descubre el alma conmigo; Tu padre soy y tu amigo.

DOÑA ISABEL. ¡Qné afrenta! Qué desventura!

HERNAN. Ay! Dios te dé buena dicha; Declarate, amiga, bermana.

DOÑA ISABEL.

Oye, en vida mas temprana, La mas antigua desdicha. Noble padre mio. Oh, qué dulce nombre! Que es padre dos veces Ser padre y ser noble; Don Juan de Guevara, Un gallardo jéven , Flor de los mancebos , Fénix de los hombres, Puso en mi los ojos, Fabricando entonces Solamente un alma De dos corazones Quise de don Luis Romper las prisiones, Y en mas fuertes lazos Las hallé mayores; Con blandos suspiros,

Con tiernas razones, Con nuevas finezas, Con dulces amores Halló en mi desdicha Muchas ocasiones, Y en mis pocos años Resistencias pobres. Con blanda violencia Robó (no te asombres) Del mayor cuidado Las tempranas flores. Son fáciles selvas, Son plumas veloces, Las que fueran antes Imposibles montes. Siempre en el amor Tienen los errores, No solo disculpas, Pero adulaciones. De mi esposo jay tristes! Ay hombres traidores! Me dio la palabra, Que atrevido rompe; Y teniendo en poco Mi sangre y mi dote, Que ya son ofensas Las obligaciones, Me deja burlada. Padre, pues conoces Tu antigua nobleza, Tus claros blasones, Señor, no consientas Que el desprecio logre, Y Guevaras sean De tu honor ladrones ; Que yo de mi vida Cobraré en rigores Deudas que un ingrato Niega y desconoce; Cansando, afligida,

HERNAN. Qué es burlar? Que te desvela? asaráse, aunque le pese, Cuando su Guevara fuese El mismo conde don Vela. Si es Guevara, tanta gloria Encierra la sangre mia.

Si no me socorres

Al cielo con voces.

Al mundo con quejas,

DOÑA ISABEL. (Ap.) Herile por la hidalguia; Amor, ; victoria, victoria ! Ciego con su calidad. Que es su mayor desatino, Ni se acordó del sobrino, Ni culpó mi libertad.

Salen EL MONTANES y DON LUIS.

MONTAÑÉS.

Yo reduciré à mi tio.

DON LUIS. Temo la cólera suya.

MONTAÑÉS.

Isabel ha de ser tuya.

HERNAN

Bizarro sobrino mio.

Abora de tu valor...

MONTANÉS.

Mira que está aqui don Luis. HERNAN.

Pues juntos los dos venis, Juntos volved por mi bonor.

MONTANÉS. DON LINS.

Mi señor, ¿qué furia

HERNAN. Venid conmigo A cobrar de un enemigo Una deuda y una injuria No da espacio la desdicha: Allá la causa os diré.

MONTANÉS.

Confuso vov.

DON LUIS.

Yo seré Aun desdichado en la dicha. (Vanse todos, menos doña Isabel.)

#### Salen DON JUAN y BERNARDO.

Don Juan, ¿aquí me vuelves? ¿No te he Que este Cid montañés, que en su tizona Envaina la que à nadie no perdona, Ya que no en lo retórico, en lo fiero Fué segundo villano del Danubio, Celoso universal como diluvio?

DON JUAN Con este enredo que te digo estorbo El casamiento de Isabel, poniendo Demanda ante el Vicario.

BERNARDO.

¿En nombre tuyo?

DON JUAN.

Dios me libre. De parte de un don Cár-Del primer apellido Campanoso, [los Diciendo que Isabel le ha dado cédula; Que la mentira es madre de los pleitos. Pues ha engendrado con error profun-El engaño los pleitos en el mundo; [do Que si miro á Isabel en otro dueño, Será, con alma tierna y afligida. Lo menos del morir perder la vida.

BERNARDO. Cuándo se huelgan los que juegan ca-Mirando su cansancio y su fatiga , Preguntaba à un jinete su criado; Y asi, yo quiero preguntarte abora Y asi, yo quiero preguntare Viendo tu amor, tu pena y tu cuidado, ¿Cuándo se huelga un triste enamora-poña isanea. [do?

¡Qué bien trazada cosa!

REBNARDO.

Alerta, digo;

Mira un ángel de perlas.

DON JUAN.

Ay amores,

¡Qué linda está!

BERNARDO.

Siáfe, como unas flores. ¡Oh simple, que, siguiendo una locura, César dejas de ser de su hermosura!

DON JUAN.

Sin duda que Isabel me quiere menos. BERNARDO.

En qué lo echas de ver? ¡Notable cosa! DON JUAN.

En que me ha parecido mas hermosa. DONA ISABEL.

(Ap. Burlarme quiero; estoy de tan buen Que lo que fué dolor será donaire.) Don Juan, ¿vuelves por mi? Mi bien, mis

¿Qué aguardas? Tuya soy, llévame lue-DON JUAN.

De abundancia de luz estoy tan ciego... BERNARDO.

Rueguen al angelito.

DON JUAN.

Es todo en vano.

BERNARDO.

Oh barbada ventura de cristiano! Ea, don Juan, que yo pienso algun dia Adular toda el alma de alegría.— Sin duda espera el tonto que le fuer-

Señá doña Isabel, tenga paciencia; Que á mi señora doña Juana ahora Le quitaré el melindre y el empacho. Que un hombre, de templado, esté [borracho!

Salen Todos, con espadas desnudas.

Aqui ha venido; matadle, Si se resiste o lo niega.

BERNARDO. Jesus! este ha sido encanto De la tia.

HERNAN. El traidor muera, Si al momento no se casa.

DON JULAN Tened la mano y la lengua; Que no me habeis conocido.

HERNAN.

Has de casarte por fuerza, Aunque te pese.

DON LUIS. Mi espada Ayuda mi muerte mesma.

Ved que soy un caballero,

Que no tengo mas hacienda Que el ser noble. MONTANÉS.

Eso te basta, Si usas bien de la nobleza.

BERNARDO. Santo Dios, ¿hay tal suceso? Vive Cristo, que le ruegan Los dos maridos y el padre.

DON JUAN.

Yo soy la misma pobreza; ¿Qué os engaña? MONTANES.

Ya eres rico, Si te has de casar con ella; Si pobre, tambien, pues eres Tan noble, que lo confiesas.

BERNARDO. Cásate con todos juntos (Ap. ¿Hay tal honra? Hay tal simpleza?) Hasta con la misma tia.

Salen DOÑA ALDONZA Y DOÑA LEONOR.

DOÑA ALDONZA. ¿ Qué desventuras son estas? A Isabel y à don Juan juntos Hallaron?

DONA LEONOR De no ser cuerda Ahora verá los daños ; Mataránlos.

¿A qué esperas! Dale la mano.

DOÑA ISABEL. Cobarde Pecador, ¿qué temes? Llega; Que á mi me lo debes todo. DON JUAN.

Mi mano y mi vida es esta Que el alma ya está contigo; Pero ¿qué embuste y quimera Es este?

DOÑA LEONOR. Admirada quedo. DOÑA ALDONZA. Estoy confusa y suspensa.

No has de salir con la tuya; Oué bien me vengo!- Así queda, Don Juan, vengado el honor De ilustres casas anejas; Ya me entiendes.

HERNAN.

DON JUAN. No os entiendo; Dicha es mia y gloria es vuestra. MONTARÉS.

Qué liviandad!

¡ Qué ventura! HERNAN.

Ya sé que mas te contenta Leonor, sobrino.

DOÑA LEONOR.

¿Qué importa ? HERNAN.

¿Tenemos historia nueva? DONA LEONOR.

Yo. Señor ...

¿Hay mas don Juanes? ¿Qué aguardas? Que tanta renta Le pondré, que ande à caballo. DOÑA LEONOR.

Eso me anima y me alegra.

MONTANÉS. (Ap.) En mi poder, yo sé bien Que será honrada y honesta.

DOÑA LEONOR. A caballo, eso me basta.

MONTANÉS. Mi fe con vos será eterna.

DON JUAN.

Ahora un enamorado Se huelga, Bernardo. BERNARDO.

Tenga, Con su mujer se lo coma Que un casado no se huelga.

Salen DON JULIAN Y SU ESCUDERO

DON JULIAN. A lindo tiempo he llegado, Mi suegro y señor; la bella Doña Isabel me dió anoche Palabra firme y expresa De ser mi esposa; y así, Vengo à casarme con ella. HERNAN.

Isabel, ¿tantos maridos?

DOÑA ISABEL. Si es don Julian , ¿qué te alteras? Que luego os diré la causa De liviandad tan discreta.

ESCUDERO. Yo, mi señor don Julian, Soy la malvada doncella Que os dió anoche la palabra, Con cristiana diligencia, Que os bauticé; vuestra soy.

De la divina belleza De Isabel yo soy el dueño. DON JULIAN.

Sedlo muy enhorabuena; Pero tener por marido Hombre de a pié, ¡qué vergüenza!

DOÑA ISABEL. «No hay hombre cuerdo á caballo,» Se dijo por esta bestia.

MONTANÉS.

2 Onién es este?

BERNARDO. Un ordinario

Filósofo desta tierra, Que las descomodidades Tiene solo por afrenta.

Don Luis, ya que no has podido Ser mi yerno, de mi hacienda Tendras lo que tú quisieres; Que al fin eres sangre nuestra. DON LUIS.

Ni vuestra riqueza estimo Ni vuestra sangre; que en ella Gustos buscaba, y no pobre Y mal nacida riqueza No quiero en la corte nada, Donde es tan vil, tan incierta La amistad, y donde vive La ventura tan soberbia.

DON JUAN. Don Luis, yo soy vuestro amigo. DON LUIS.

No quiere amor que lo crea; Mas yo lo quiero ser vuestro.

(Danse las manos.)

DOÑA ALDONZA. Bernardo, ¿que no te alientas Para casarte coumigo?

BERNARDO.

Está en su seso? A la iglesia Tiene gana de ir por novia, Cuando era justo por muerta; Pero déme acá esa mano.

DOÑA ALDONZA. (Dale la mano.) Es de burlas ó de veras? BERNARDO.

Si, si; la mano, pues ¿uo? DOÑA ALDONZA.

¿Recibesme?

BERNARDO.

Por mi suegra. DOÑA ALDONZA.

Maldito seas, amén. Ya mis deseos se enfrenan; Que los años y sucesos Lo mas rebelde escarmientan.

DON JUAN.

Todo es temas en el mundo; Que en él vive y en él medra, Cada cuerdo con su agravio, Cada loco con su tema.

# COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# NO HAY VIDA COMO LA HONRA,

DEL DOCTOR JUAN PEREZ DE MONTALVAN.

#### PERSONAS.

DON CÁRLOS OSORIO. DON FERNANDO CEN-TELLAS. TRISTAN, gracioso.

DON PEDRO, viejo. EL VIREY. UN SECRETARIO. DOÑA LEONOR.

ESTELA LAURA. EL CONDE ASTOLFO. INES, criada.

TEODORO, criados. CLAUDIO, OTROS CRIADOS.

#### JORNADA PRIMERA.

Salen DON CARLOS OSORIO, con grillos, Y TRISTAN, su criado.

DON CÁRLOS. ¿ Qué dices de mi fortuna? TRISTAN.

Que aun así estás muy galan. DON CARLOS

Esto es ser pobre, Tristan; Desde mi primera cuna Naci con aquesta estrella.

TRISTAN. No es muy mala, pues Leonor Te muestra tener amor.

DON CARLOS.

Pues, si no fuera por ella, ¿Qué hubiera sido de mí?

TRISTAN.

Y esos grillos?

DON CARLOS. Ya se trata

De reducirlos à plata; Y entre tanto estaré asi. Pues no me quiere escuchar El Virey.

TRISTAN.

Es un...

DON CARLOS.

Detente, No te arrojes neciamente: Que en todo caso el hourar A la justicia es justicia.

TRISTAN.

Dices bien; pero no cuando Trae la justicia arrastrando La pasion y la malicia; Que quien justicia no hace, No es justicia para un hombre.

DON CARLOS. Basta tener solo el nombre, Aunque tal vez se disfrace. No has visto un hombre mirar

Con risa alguna pintura Tan grosera y tan obscura, Que le obliga à murmurar? Mas si el mismo que la ofende, Por las letras que à los piés Tiene, ve que imágen es, Aunque el pincel reprehende, Humilde y con el sombrero Quitado, ¿no reverencia Su retrato? Es evidencia. Pues de la justicia infiero Lo mismo: bien puede ser Que esté tan mal retratada, Que no se parezca en nada À quien debe parecer; Mas la vara es un rengion, Que dice : «Yo soy justicia;» Y no obstante su malicia, Se le debe adoracion; Que, aunque sea, siendo ingrata A su nombre soberano, Pintura de mala mano. En efecto, á Dios retrata; Y no es justo que los dos Intentemos ofender A quien puede responder Que es un traslado de Dios.

Salen DON FERNANDO, galan, de camino, con grillos, T TEODORO, criado.

TEODORO.

Hay tan extraño suceso?

DON FERNANDO.

Teodoro, lo porvenir ¿Quién lo puede prevenir?

TEODORO.

Tú desta suerte? Tú preso?

DON FERNANDO. Trató mi padre casarme Con doña Leonor de Ibarra, Mi prima, mujer bizarra, Mi prinia, inojet man Y que pudo enamorarme Antes de verla, porque es, Segun dicen, bella moza; Llego aqui de Zaragoza, Y antes de entrar, ya lo ves,

Sobre salpicar à un hombre, Acaso sin culpa mia, Me dijo tal demasia, Hombre al fin de bajo nombre, Que à apearme me obligó Y à darle de cintarazos, Sin esperar à otros plazos. Sin esperar á otros plazos.
Llegó la justicia, y dió
En que el hombre estaba herido
(Costumbre ó codicia antigua);
Y así, mientras se averigua,
Adonde ves me han traido,
Y adonde yo, por no hacer
Con mi tio y con mi esposa
Mi cordura sospechosa,
No me he querido valer
En esto de su favor,
Puesto que con veinte escudos,
Oue harán bablar á los mudos. Que harán bablar á los mudos, Me dice el procurador Que de aqui me sacará.

Eso es negociar callando.

TRISTAN.

Ese es aquel don Fernando Que te dije.

DON FERNANDO.

Oye, alli està Y aun mirando con cuidado, Aquel hidalgo, de quien Dicen todos tanto bien.

DON CÁRLOS.

Qué brioso y qué alentado! DON FERNANDO.

Hablarle quiero.

DON CARLOS.

Aca viene.

TRISTAN. (Ap.)

Ya se miran , ya se llegan . Ya se abrazan, ya se ruegan. DON FERNANDO.

Toda esta licencia tiene La carcel. (Ap. ; Gentil presencia!) DON CARLOS.

Vos me honrais.

TRISTÂN. (Ap.) ¿Quién tal pensara? Por un ojo de la cara No harán una reverencia. ¡ Qué tales están los dos Para danzar un torneo!

DON CÁBLOS.
Si por la cárcel granjeo
Un amigo como vos,
En deuda soy à los grillos,
Pues han sido los terceros.

DON FERNANDO.

¿Qué harémos?

DON CÁRLOS.
Entreteneros;
Naipes hay, y mis librillos
He traido; escoged, ea,
Y sentáos.

DON FERNANDO.

Mejor será,
Pues tiempo nos sobrará,
Hablar en algo que sea
De mas gusto; y así, os ruego,
Porque os he cobrado amor
Desde que os vi, que el valor
Rinde y aficiona luego,
Vuestra prision me digais;
Que por esas escaleras
La cantan de mil maneras.

DON GÁRLOS.

Puesto que tanto me honrais,
Oid, si os hago servicio.

TEODORO.

Ya están asidos los dos.

TRISTAN.

Pues juntémonos los dos A rezar eu este oficio. (Saca Tristan una baraja de naipes, y vanse los dos criados.)

pon Cárlos.

Ya os habrá dicho esa gente
Que soy don Cárlos Osorio,
Caballero de Valencia,
Mas noble que venturoso.
Naci hidalgo como el Rey,
Mas tan pobre, que me corro,
Vive Dios, de haber nacido
Para ser blanco afrentoso
De los buenos y los malos,
De los unos y los otros;
Que es la pobreza un lunar
Tan feo, que en cualquier rostro
Sirve de escalon obscuro,
Adonde tropiezan todos.
Viéndome, en fin, desvalido
De la fortuna y el oro,
Patrimonio que da el cielo
Al formar al hombre à soplos,
Estudié de humanidad,
Que es lo que laman los doctos
Buenas letras, lo que basta
A un cortesano curioso.
Danzo tambien, corro, esgrimo,
Y cuando se ofrece, toco,
Sin melindre, una vihuela
En su metro numeroso;
Y sobre todo, hago versos,
Sin decir mal de los otros,
Que, para el siglo que corre,
Os prometo que no es poco.
Determinéme à no amar,
Porque fuera lance impropio,
Siendo pobre, divertirme
En empleos amorosos;
Que amar sin tener qué dar,
O es preciarse de muy loco,
O tener hecha la cara
Al desaire de andar corto.
Mas viendo à Casandra un dia

(No es este su nombre propio, Mas cállole por modestia), Quedé mudo, quedé absorto, Y quedé mas pobre que antes, Pues liberal á mi modo, Pues liberal a fil modo, Hasta sin alma quedé, Porque la ferie à sus ojos. Amàbanta Felfoiano, Floro, Alberto, Lucidoro Y el conde Astolfo, si bien Con mas licencia que todos El dicho Conde, por ser Mas noble ó mas poderoso. Antojósele (¡qué dicha!) Bajar una tarde al Soto A enamorar à sus ninfas O à dar niero á dar nieve à sus arroyos; Y viniendo por el rio En su coche, y tras el Floro, El Conde, Alberto y Ricardo, Y yo tambien, que iba solo, Como carta que en el juego, Donde el amor pide oros, Donde el amor pide oros,
Es figura, y no ganancia,
Y así, la descartan todos,
Sucedió que los caballos,
Atentos á un alboroto
Que mas adelante hacia
El placer de algunos mozos,
Se alteraron de manera,
Que, sin atender, fogosos,
A los preceptos del freno,
Rompiendo el cristal sonoro,
Se abalanzaron al río. Se abalanzaron al rio Con tal furia, que el piloto De aquella encerrada barca Probo el agua y midió el golfo. Ya lo veis; Casandra entonces, Sacando el turbado rostro Por el canal del estribo, Con acentos lastimosos, Piedad al cielo pedia Y à sus amantes socorro; Mas ellos (¿quién tal pensara?), Como peñas, como troncos Inmóviles , al remedio Y á su voz estaban sordos. Llego yo entonces, y ciego De ver su tibieza, arrojo De ver su tibleza, arrojo El vestido, aunque era tal, Que me hiciera poco estorbo; Salto al agua, esgrimo el brazo, Hiero el aire, el cristal rompo, Y al coche voy, que, parado, Parecia verde escollo, Parecia verde escollo,
Cercado de plata falsa
Y de sucesivo plomo.
Entré dentro, y ella, ansiada
Con el susto y el asombro,
Al cuello me echó los brazos,
Y en los mios la acomodo Sin aliño; que la priesa Dió licencia á tan forzosos Favores, que aun el recato Que hasta alli fué melindroso, Dicen que enseñó al cristal, Por no decir à mis ojos, De la coluna de seda No sé qué seda con oro. Iba Casandra sin pulsos, Y caia sobre el hombro Izquierdo mio su cara; Y como el golpe furioso Del agua, con mis vaivenes, Me combatia, ella y todo Mudaba sitio à la cara, Tanto, que sus labios rojos Vi tal vez, como de paso, Con los mios venturosos Encontrarse sin querer; Porque entre su ciclo hermoso Y entre mi rostro no habia

Mas tabique que su rostro. En esto ya sus amantes, O corridos ó envidiosos, Se habian escondido. En fin, Casandra, de aquel asombro Cobrada, con un suspiro, Que el aire guardó con otros, Corriendo las dos pestañas. Fué sumiller de sus ojos; Y apenas volvió en su acuerdo , Cuando, salpicando à trozos Con viva sangre la nieve, «Señor don Cárlos Osorio, Me dijo, para quereros Bastaba solo el abono De ser quien sois, y saber Que os debo, no, no lo ignoro, Dos años de voluntad; Pero ahora, que conozco Que os debo tambien la vida, Creed que á mi cuenta tomo La paga, y creed tambien (Esto cubriéndose el rostro) (Esto cubriendose el rostro)
Que os tengo amor y algo mas.»
Con esto quedé tan loco,
Fernando, que aun no crei.
Por ser mio, tanto gozo;
Que es en un hombre abatido
El favor tan sospechoso. Que volvi à mirar al campo Por ver si hablara con otro. Estaba cerca un molino, Y para con mas decoro Poder secarme y vestirme, A su sagrado me acojo. Alli estuve hasta la noche; Y al volver, entre unos olmos Me pareció que había gente. Y con mas atencion, oigo Hablar seis hombres tan cerca, Que casi con ellos topo; Y con la luz que la luna Y con la luz que la luna
Daba pródiga, conozco
Que era el Conde y sus criados
Que, como á una fiera, á un toro,
Me acosan y me retiran;
Mas yo, diestro y orgulloso,
Al primero que encontré,
Que fué acaso el conde Astolfo,
En la mano de la espada
Alcancé un mandoble, y roto
De una vena el primer velo,
Bañó de púrpura el pomo. De una vena el primer velo,
Bañó de púrpura el pomo.
Llegó entonces la justicia
De la Hermandad, que el contorno
De aquel campo visitaba,
Y sin oir en mi abono
Mis disculpas, al Virey
Me llevan, que, rigoroso
Solo conmigo, quizá
Porque vió que estaba roto,
Maniatado hizo traerme
A esta obscuro calabozo, A este obscuro calabozo Donde, á pesar de la envidia, Vivo el hombre mas dichoso Que tiene el mundo. Aqui estoy De aquella deidad que invoco De aquella deidad que invoco Regalado cada dia; Aquí me escribe, y respondo Lo menos de lo que siento, Y lo mas de lo que ignoro. Esta es, Fernando, mi historia, Esta la luz que enamoro, Esta la aurora que sigo, Esta la dicha que gozo, Esta la vida que paso, Esta la suerte que logro, Esta la gloria que espero Y esta la gloria que adoro.

DON FERNANDO.

Y digna de eterna fama! Con razon Casandra os ama. DON CARLOS.

Pues de camino os advierto Que es lo mejor de Valencia; Rica, hermosa y celebrada.

Salen TRISTAN Y TEODORO.

TRISTAN.

Oye ...

TEODORO.

Escucha...

TRISTAN. Una embajada,

Aloque en la diferencia De color, alegre y triste Magra, gorda, mala, buena, Parte gusto, parte pena, Ansia, gloria, susto y chiste Te traigo.

DON CÁRLOS. Pues di primero

La buena.

TRISTAN.

Pues ; no es mejor Saber antes la peor, Porque el bocado postrero Te cure de aquella mala?

No, Tristan; que puede ser, Si entrambas se han de saber, Que la mala sea tan mala de tanto rigor llena, Que no me deje en el pecho A la vida de provecho Para que sepa la buena; Y la buena puede ser Tan dulce en el regalar, Que no le deje al pesar Rastro para acometer; Y asi, diestro maestresala La buena es bien que me dés; Que harto tiempo habra despues Para trinchar de la mala. Empieza, acaba, di presto.

Pues digo que libre estás. Esta es la buena.

> DON CÁBLOS. No mas?

TRISTAN.

No mas; pues ¿es barro esto? DON CARLOS.

¿Levantóse el Conde?

TRISTAN.

Y el Virey está informado Del caso, y orden ha dado Para que salgas de aqui.

DON CÁRLOS.

Di ahora la mala.

TRISTAN. Digo

Que el siervo de don Fernando... DON CÁRLOS.

Ya escucha el alma temblando!

TRISTAN. Ha estado hablando conmigo, Y dice que su señor

Es de Leonor ... DON CARLOS. ¿Qué?

TRISTAN. Pariente;

Y que su padre...

DON GÁRLOS. Detente.

RISTAN.

Viendo en estado à Leonor. Ya me entiendes, moza y bella, Le envia à casar...

DON CARLOS.

¿Pues bien?

TRISTAN.

No conmigo.

DON CARLOS. . Pues ; con quién?

TRISTAN.

Dice el siervo que con ella.

DON CÁRLOS.

Con Leonor!

TRISTAN. Si, con Leonor. DON CÁRLOS.

Diceslo de veras?

TRISTAN.

Si. DON CARLOS

Todo el cielo sobre mí Se ha caido. ; Ay triste amor! Ya no puede la fortuna Ni dar mas ni quitar mas.

TRISTAN.

En efecto libre estás.

DON CÁRLOS.

El oro negoció presto; Y viene à ser lo peor Que la historia de Leonor, Aunque con nombre supuesto, Le he contado.

DON FERNANDO.

Pues, amigo, No me dais el parabien? Libre estoy.

Y yo tambien.

DON FERNANDO.

¿Vos tambien?

DON CARLOS. (Ap. ¡Ay enemigo!)

Si. Fernando ...

DON FERNANDO. A ver á vuestra Casandra?

DON CÁRLOS.

Aunque ciega salamandra Soy de su fuego, y la adora Toda el alma, hasta las dos De la noche no podré, (Ap. Tristan. ¿qué dire? Qué haré?)

TRISTAN. (Ap. à don Carlos.)

Disimular.

DON FERNANDO.

Pues de vos, Puesto que lugar habrá, Me he de amparar,

DON GARLOS.

No seais corto;

Aqui estoy, si acaso importo. DON FERNANDO.

Yo soy nuevo en el lugar, No sé las calles, y quiero Que à una casa me lleveis, Que acaso conoceréis...

DON CARLOS.

(Ap. ¿Eso mas? Cielos, ¿qué espero?) Y es... es ...

DON FERNANDO De don Pedro de Ibarra.

DON CÁBLOS Es muy grande señor mio. (Ap. ¿ Hay tal suceso?)

DON FERNANDO.

Es mi tio.

DON CÁBLOS. Una hija, muy bizarra, Si acaso yo no me engaño, Ha de tener. (Ap. ; Ay amor!)

DON FERNANDO. ¿Llámase doña Leonor?

DON CARLOS. (Ap.) Por mi mal y por mi daño.

DON FERNANDO. Discreto sols; y pues vos El alma me habeis fiado, Sabed que vengo casado

Con ella. DON CARLOS. (Ap.) ¡ Mal te haga Dios! DON FERNANDO.

¿ Qué dices ?

DON CABLOS.

(Ap. ; Ay triste!) Digo Que es muy hermosa mujer. (Ap. ; Esto es morir ó querer?) DON FERNANDO.

Mirad que venis conmigo Hasta ponerme en su casa,

DON CÁRLOS. (Ap.)

Esto ¿ en qué fabula cabe? TRISTAN.

Medianamente la sabe.

DON CARLOS. (Ap.)

Lo que ahora por mi pasa, Tal estoy, que no lo creo, DON FERNANDO.

Venid, porque verla pueda. DON CÁRLOS.

(Ap. ; Muerto voy!) Todo os suceda ... DON FERNANDO.

¿Cómo?

DON CARLOS. Como yo deseo. (Vanse.)

Salen ALGUNOS CRIADOS y EL CONDE con banda, acompañando á DOÑA LEONOR & INES, con mantos.

DOÑA LEONOR.

Vueseñoria de aqui No ha de pasar.

Ouien se abrasa

Por todo pasa.

DONA LEONOR.

Mi casa No es iglesia.

CONDE.

Para mi

Siempre cruel

DONA LEONOR. Soy quien ful.

CONDE.

Pues tomar agua bendita De un hombre, ¿ qué da ni quita? DONA LEONOR.

No da ni quita, Señor ; Mas tengo al agua temor, Aunque sea agua bendita. Aquella pila, aunque breve (Tanto puede el temor mio), La imagino un grande rio, Que á sus márgenes se atreve; Y vuelta la grana en nieve, Temo su furia cruel; Porque, si tropiezo en él, Es fuerza, Señor, llamaros, Y no quiero aventuraros A que os arrojeis á él.

Ya os entiendo; mas responde Mi amor que la voluntad En una publicidad Tal vez el amor esconde.

DOÑA LEONOR.

Es engaño, señor Conde; Que el hombre que ve à su dama Con peligro en vida ó fama, Y la suya no aventura, O revienta de cordura O es muy poco lo que ama. Mandadme, Señor, en cosa Que pueda serviros yo, Mas en cosas de agua no, Que es para mí peligrosa; Y si es ocasion forzosa, Gusto, tema ó interés, Yo entraré al agua cortés, Mas con condicion ...

CONDE.

Deci.

DONA LEONOR. Que esté don Cárlos alli, Por si peligro despues... Por si peligro despues...
Aunque no, no quiero tal;
Porque, si al agua se atreve,
Y hollando la riza nieve,
Me socorre liberal,
Podrá ser que le esté mal,
Y que, envidiando su suerte,
A la noche se concierte, En disimulado alarde, Algun nadador cobarde, Que salga á darle la muerte.

CONDE.

A tan necio responder La mejor satisfacion Será quitar la ocasion, Y dejaros por mujer; Que despues yo sabré hacer...

DOÑA LEONOR.

Qué ha de hacer vueseñoria? CONDE.

Vengar esa groseria.

DOÑA LEONOR.

¿Cómo?

Matando, pues puedo... DOÑA LEONOR.

¿ A quién?

CONDE. A don Cárlos.

CONDE.

DOÑA LEONOR. Quedo. (Ap. ; Ay Cárlos del alma mia!)

Vos veréis...

DOÑA LEONOR. Es rigor fiero. CONDE.

A quien mereció esos brazos...

DOÑA LEONOR.

¿Cómo, Conde?

CONDE. Hecho pedazos. DOÑA LEONOR.

Pues ¿yo digo que le quiero?

No; mas tengo por agüero Que compitamos los dos.

DOÑA LEONOR. :Señor conde Astolfo!

CONDE.

Adios. INES.

¿Qué has hecho?

CONDE.

La muerte que le he de dar Para vengarme de vos

DONA LEONOR.

Matar à Cárlos mi enemigo quiere Para que yo le quiera agradecida; Muerta debo de ser, muerta ó herida, Pues en Cárlos me hiere si le hiere.

Que yo viva sin Carlos no lo espere, Que yo viva sin Carlos no lo espere,
Porque tengo à su vida el alma asida,
Y es descomedimiento de la vida [re.
Que viva el cuerpocuando el alma mueConde cruel, si, por mirarme esquiSolicitas de Cárlos la venganza, [va,
A ti te esta mejor que Cárlos viva;
Que, aunque por él mi desamor te alSi vive, vivo vo, y estando viva. [canza

Si vive, vivo yo, y estando viva, [canza, Tal vez podra engañarte la esperanza.

(Vanse.)

Salen DON CÁRLOS, DON FERNANDO Y TRISTAN.

DON FERNANDO.

¿Llegamos ya?

DON CARLOS. Ya llegamos.

DON FERNANDO.

Vive Dios, que está una legua De la cárcel esta casa. ¡Válgate Dios por Valencia! Hecho pedazos estoy.

TRISTAN.

Señor, ¿ dónde vas? ¿ Qué intentas? DON CARLOS.

No sé, Tristan.

TRISTAN.

Yo lo creo; Pues dime, ¿con qué conciencia Traes á este hombre arrastrando Por calles y callejuelas Dos horas há sin parar, Dando vueltas y mas vueltas?

Mira, en pensar que le llevo ¡Ay Tristan! á que la vea, A que la adore, y quizá A que se case con ella; Pues llegar á ver sus ojos Y adorar sus luces bellas, Aunque parecen dos cosas, Para mi son una mesma. Me pierdo, tanto, que tuve La mano en la espada puesta Para darle de estocadas.

Y eso ¿diceslo de veras? ¡Jesus! ¡Qué mal pensamiento! Reza muchos credos, reza, Porque Dios te guarde el juicio.

DON CARLOS.

Menos tendré cuando veas Que doy voces como amante.

TRISTAN. Y aun como loco pudieras.

DON FERNANDO. Tristan, tu señor ; qué tiene, Que, ya estirando las cejas, Ya los ojos en el cielo. Y ya el semblante en la tierra, Va hablando cousigo mesmo?

TRISTAN. Señor, mi amo es poeta , Y los tales, cuando escriben, Mudan mas de cuatrocientas Caras en una hora sola; Porque, si es de cosa tierna, Se retozan ellos mismos, Se miran y se gorjean; Si de guerras, se ensayonan , Se encolerizan y emperran De manera, que tal vez, Llevados de aquella idea, Encasquetando el sombrero Al primero con que encuentran, Como si fuera de Holanda, De Francia ó Ingalaterra, Diciendo: «¡Santiago, á ellos! ¡Cierra, España! ¡ Todos mueran!» Le dan dos ó tres puindas
O le quiebran la cabeza.
Ahora, que abrió los brazos,
Y dando al sesgo una vuelta,
Se puso en orate fratres,
Escribe sin duda quejas.

DON CARLOS. Este loco siempre está, Aunque el mundo se revuelva, Aunque el mundo se revuelva,
De gracia; lo cierto es,
Y bien la color lo muestra,
Que al volver por esa esquina
Encontré al Conde, y la fuerza
Del enojo y de los celos
Me ha puesto desta manera.
(Ap. Ello ha de ser; pues ¿qué aguardo?
¡Dénme los cielos paciencia!)
Esta es, Fernando, la casa.—
Llama, Tristan, à esa puerta;
Mas tente, que desde aqui,
Con mediana diligencia,
Puedes verla antes de hablarla,
Porque ella y su prima Estela, Porque ella y su prima Estela, Cantando á las almohadillas, Para entretener la fiesta, Han hecho jardin al patio.

DON FERNANDO.

Y Estela ¿ vive con ella?

DON CARLOS. No vive; pero el amor Que la tiene es de manera, Que se juntan cada dia.

Descubrese un estrado, en que están haciendo labor DOÑA LEONOR, ESTELA Y LAURA.

TRISTAN. Si chirimias hubiera. Fuera tramoya à pié quedo ;

Mas escucha, que ya suena. LAURA. (Canta.)

De su querido Vireno La bella Olimpa se queja, Mas porque le lleva el alma Que porque el honor le lleva. ¡Ay! dice, triste, quejosa...

DOÑA LEONOR.

No trates, Laura, de quejas; Que parece que es ponerme Miedo, y estoy muy resuelta. ¡Ay preso del alma mia!

DON CARLOS. La de la mano derecha... Acábalo de parir.

DON CARLOS.

Es Leon...

ESTELA. Buena cabeza,

Bien tocada estás.

DOÑA LEONOR.

Si de un deseo dijeras. No pienso que te engaŭaras.

La otra es su prima Estela, Que para estrella la faltan, Quizá por yerro, dos letras, Y le sobran para sol Muchas.

DON FERNANDO.

Por cierto que es bella;

Mas Leonor...

DON CÁRLOS.
¿Qué te parece?
DON FEBNANDO.

¿Qué me parece? Que es flecba Del mismo amor, que es un rayo Del sol, que es sol, y que della, Para aprender á lucir, Pueden bajar las estrellas Desde su cielo.

TRISTAN.

No pueden; Que están de aquí muchas leguas, Y bajarán despeadas.

pon cárlos. (Ap.) ¿Hay tal cosa ? ¡Que consienta Esto un hombre! Vive Dios...

DON FERNANDO. Cielos, ¿qué colera es esa?

Abora escribe batallas.

Me alboroto.

DON CÂRLOS.
En viendo que alguno llega
A gozar con libertad
Lo que quiere ó lo que intenta,
Me acuerdo de aquel tirano,
Que así mi ventura inquieta;
Y sin poder resistirme,
Como si aqui le tuviera,

TRISTAN.
Es muy sanguino.
(Ap. ¿Mas que das con todo en tierra?)

Digo que es aquel don Cárlos

Digo que es aquel don Cárlos.

DOÑA LEONOR.

Dices bien; jay prima! deja, Deja la almohadilla ahora, Y pues mi padre está fuera, Dile que entre, y de camino Echa la aldaba à la puerta; Vosotras desde el balcon... Ya me entendeis, tened cuenta.

DON FERNANDO.

Ya nos han visto, yo llego.

DON CÁRLOS.

Primero, con tu licencia, He de ganar las albricias, Porque Leonor por las nuevas Hable á Casandra mañana.

DON FERNANDO.

Muy enhorabuena sea; Tu amigo soy, aqui aguardo. Doña Leonon.

Mi bien...

DON CARLOS. Señora. DD. C. DE L.—II. DOÑA LEONOR.

¿ A si llegas Despues de tanta prision? ¿ A quién miras ó que piensas?

DON CARLOS.

DOÑA LEONOR.

¿Qué dices?

DON CÁRLOS.
Tente, por Dios, que te pierdes,
Y está la causa muy cerca.

DOÑA LEONOR.

DON CARLOS.
Ese hidalgo que allí queda
Es don Fernando, tu primo,
Es don Fernando Centellas;
Viene à casarse contigo,
Es muy galan, tú su deuda,
La parte el juez de esta causa,
Yo el que espero la sentencia,
Mi verdugo el desengaño,
Este patio la escalera;
Ya me quieren arrojar,
Harto he dicho, adios te queda.

DOÑA LEONOR.
Mi bien, mi esposo, señor,
Oye, escucha, advierte, espera.
DON CÁRLOS.

¿Qué quieres?

DOÑA LEONOR.

Que te reportes.

Que lastima y que verguenza!
Cierto que cuando te vi
Llegar, turbada la lengua,
Ya mordiéndote los labios,
Ya desquiciando sin cuenta
De su lugar las palabras,
Y ya escupiendo centellas
Por los ojos, que pensé
Que el cielo sobre la tierra
Se caia, ó que el Virey,
Con ocasion ó sin ella,
Te desterraba del reino,
O que, por vengar su ofensa,
El Conde andaba pagando
A quien la muerte te diera
(Que ya las muertes se pagan,
Como el paño en una tienda);
Y confiésote que estuve
Escuchándote mas muerta

Que me has dado.

Viéndome morir de veras?

DOÑA LEONOR.
Cárlos, si; que nada importa

Que viva; mas ya que sé

Que es la ocasion tan diversa, Vuelvo en mi. ; Jesus, que susto! No te perdono la pena

Que mi primo vaya ó venga;
Nadie se casa dos veces
En la católica Iglesia;
Antes de haber enviudado;
Yo, conforme a mi conciencia,
Há dias que me casé;
Estás vivo, yo contenta,
Soy cristiana, temo á Dios;
Harto be dicho, el mundo venga.
Llama agora á don Fernando;
¿ Quieres mas?

BON CÁRLOS. Solo quisiera Poder besarte los pies.

DOÑA LEONOR.

Las manos están mas cerca;
¿ Y he de abrazar al tal primo?

DON CARLOS.

Eso es fuerza.

Poña LEONOR.
Pues, si es fuerza,
Ponte detrás, y al descuido
Te daré la mano izquierda.
Llámale.

DON CÁRLOS. Venció el amor.

DOÑA LEONOR. Esto es, prima, estar resuelta.

DON FERNANDO. En fin, ; qué bien negociaste!

DON CARLOS.

Está loca, de contenta.

Mucho me huelgo.

TRISTAN.

Tragóla

El señor novio.

Ya llegan.
DON FERNANDO.

Ya os habrá dicho don Cárlos...

ONA LEONOR

Los brazos son la respuesta De lo que Cárlos me ha dicho; Vengais muy enhorabuena.

(Llégase por detrás Cárlos, y besa la mano.)

TRISTAN. Como una cordera está Aguardando; llega y besa.

DON PERNANDO.
¿ Este abrazo fué por prima?

DOÑA LEONOR.

Y este por esclava vuestra.

TRISTAN.

No aguarda que se lo rueguen. DOÑA LEONOR.

Mirad que mi prima espera Para besaros las manos.

DON FERNANDO.
Perdonad, señora Estela;
Que Leonor tuvo la culpa.

DOÑA LEONOR.

Y mí tio ¿ cómo queda?

DON FERNANDO.

Con salud, aunque la gota Algunas veces le aprieta.

ESTELA

¿No es muy galan nuestro primo?

DOÑA LEONOR.

Parece que le requiebras; ¿Quieres que diga que sí? Que lo haré porque tú quieras, Mas no porque lo he mirado. Dame el pulso; ¿estás enferma? ¿Sientes algo en ese pecho? ¿Duélete ya la cabeza? ¿Jesus, qué calenturon!

ESTELA

Por tu vida, que estoy buena; Que no me muero, Leonor, Tan apriesa como piensas.

TRISTAN.

Con la cabeza te dice Que te vayas y qué vuelvas.

DON CÁBLOS.

Pues voyme,—Fernando, adios; Dadme hasta despues licencia.

DON FERNANDO. Cárlos, esta es vuestra casa ; Mandad, disponed en ella.

Al señor don Cárlos, primo, Por obligacion y deuda, Debemos servirle todos.

DON-CÁRLOS. Tristan, ¿si ahora le cuenta Lo del rio?

TRISTAN. Pues ; por qué No le avisaste?

DON CÁRLOS. ¡Qué pena!

Yo, Señora ...

DONA LEONOR. ¿Ves, Fernando, A Cárlos, que tan de nuevas Se hace? Pues yo le debo... DON CÁRLOS.

Si, porque mi padre era Gran servidor de esta casa. (Ap. ; Ay, Tristan, si me entendiera!) DOÑA LEONOR.

Aun no me acordaba de eso.

DON CARLOS.

Si es porque, estando en la iglesia El otro dia, à un hidalgo Que hablò mal en su ausencia Le dije lo que sentia, Fué respeto à vuestras prendas. TRISTAN.

No entiende mas que una burra. DOÑA LEONOR.

Qué propio es de la nobleza Disimular los favores Y encubrir las gentilezas! Esto digo...

DON CÁRLOS. (Ap.) ¡Muerto estoy! DOÑA LEONOR.

Porque, si por él no fuera, Ya no tuviérades prima...

DON FERNANDO. (Ap.) Cárlos se turba y altera, Y Leonor dice que debe Tanto à Cárlos. ¿Mas que fuera Que Leonor fuese Casandra?

DON CARLOS.

Dejadlo, por vida vuestra. DOÑA LEONOR.

Pues ¿ no es mejor que mi primo Sepa y conozca la deuda En que mi vida os está? DON FERNANDO.

Si, prima, porque agradezca El beneficio tan grande.

TRISTAN. Vive Cristo, que revienta Por desbuchar el secreto,

Como si una purga fuera, DOÑA LEONOR.

Digo pues ...

DON FERNANDO. Decid, decid. DOÑA LEONOR.

Que por la verde cenefa Iba del rio, una tarde, En mi coche, bien ajena Del daño...

DON FERNANDO. Ya sé la historia. TRISTAN.

Metió los dedos; ya es fuerza Echar hasta las entrañas,

DON FERNANDO. Y sé que el coche sin rienda, Se entró por el agua, y luego...

DON CARLOS. (Ap.) Hay desdicha como aquesta? Que no la avisase antes!

DON FERNANDO. En los brazos, casi muerta, Al prado restituyó Su florida primavera. Todo lo sé ; que las cosas Que tocan en gentileza Antes de hacerse se saben ; Y asi, por tan gran fineza Dadme los brazos, no os vaís (Ap. De cólera el alma tiembla); Porque he menester mataros.

DON CÁRLOS. ¿ Matarme?

DON FERNANDO.

Si. DON CARLOS.

No lo creas Porque vive mucho un pobre Cuando de vivir le pesa.

BONA LEONOR. Venid, primo, á descansar.— No sé qué me piense, Estela,

Deste abrazo. ESTELA.

Que no es bueno. DOÑA LEONOR. Pues échate esa antepuerta

Y véte ; que quiero ver Si fué cierta mi sospecha. ESTELA

Bien me ha parecido el primo; Plegue à Dios que por bien sea. (Vase Estela y escondese Leonor.) DON FERNANDO.

¿Fuéronse ya?

DON CARLOS. Ya se fueron.

DON FERNANDO. Con los hombres de mis prendas No se usan en la honra

Tan viles estratagemas. DON CARLOS. Yo soy don Cárlos Osorio.

DON FERNANDO. Yo don Fernando Centellas. DON CÁRLOS.

Este patio no es campaña, Ni esa calle es alameda.

DON FERNANDO.

Pues por eso quiero yo Ir á parte donde pueda Hablar con menos testigos.

DON CÁRLOS. Pues seguidme.

Sale DONA LEONOR.

MONA LEONOR (Ap. Ahora entra Mi papel.) ¿ Donde bueno?

DON FERNANDO. Como soy nuevo en Valencia , A don Carlos le rogaba Me llevase donde viera Alguna cosa.

DONA LEONOR. Es temprano; Porque aun estàis con espuelas. DON FERNANDO. Fáciles son de quitar.

DONA LEONOR. Es tarde; mi padre cierra En anocheciendo Dios.

DON FERNANDO.

Pues despues ...

DOÑA LEONOR.

¡ Qué linda flema! Al punto habeis de acostaros.— Cárlos, aquella es la puerta De la calle,— y por aquí Se va á vuestro cuarto.— Ea, Idos vos,— y quedáos vos : En mi casa estáis, paciencia.

DON FERNANDO.

Mañana ...

DON CARLOS. Va entiendo. DON FERNANDO.

Adios. ¿Es por aqui la escalera?

DOÑA LEONOR.

Si, primo.

DON FERNANDO. Pues voy delante. DOÑA LEONOR.

Y yo tras vos. - Cárlos, Ilega.

DON CÁRLOS.

¿Fuése?

DOÑA LEONOR. Sí; despues te aguardo. TRISTAN.

Aténgome à esta pendencia. DOÑA LEONOR.

Ahora no puedo mas ; Dios te guarde.

> DON CÁRLOS. Noche, vuela! (Vanse.)

#### JORNADA SEGUNDA.

Salen ESTELA É INES.

lnés, déjame conmigo De mí misma murmurar; Déjame á solas llorar Esta locura que sigo. ¡Ay Inés!

Pues ¿ en qué estado Tienes, Señora, tu amor ?

ESTELA. En que Cárlos con Leonor De palabra está casado: Mi primo, aunque receloso, Como este secreto ignora, A Leonor sirve y adora; Mi tio, mas riguroso, Sin prudencia ni razon, La quiere casar con él. Leonor le teme cruel Por su fuerte condicion. Cárlos duda se la dén , Aunque á su padre la pida; Que es la pobreza encogida , Y mas en hombres de bien. Y yo ¡triste! por no hablar Con peligro de Leonor, Muerta de envidia y de amor, De celos y de pesar, Amo, adoro, busco y quiero, Solicito, llamo, sigo

## NO HAY VIDA COMO LA HONRA.

A un traidor, à un enemigo, Por quien vivo y por quien muero. INES.

Pues di : sabiendo Fernando Todo el suceso del rio, Pretender no es desvario Lo que está Cárlos gozando?

ESTELA.

El no sabe que la goza, Y ya sobre esto riñeron, Y allá se satisfacieron : Nunca (; ay Dios!) de Zaragoza Viniera aquese traidor!

Si; pero si mi señora A Carlos quiere y adora, Por fuerza tu honesto amor Ha de venir à lograrse.

Qué importa, si don Fernando En Leonor está adorando?

INES.

Todo cesa con casarse.

ESTELA.

Ay Inés! Pluguiera al cielo, Aunque despues me costara La vida; pero repara En que en aquel entresuelo Siento ruido.

INES.

; Muerta soy! ESTELA.

Válgame Dios, ¿qué será?

INNES.

Dos hombres vienen aca.

Salen DON CARLOS & TRISTAN, alborotados.

ESTELA.

Turbada y medrosa estoy. DON CARLOS.

Tristan, Estela está aqui. TRISTAN.

Di que nos esconda presto; Que ya tirito.

ESTELA. ¿Qué es esto? DON CARLOS.

No lo sé, ni sé de mí; Solo sé que estando hablando Con mi esposa, ¡ay Dios! llegó Su padre.

ESTELA. ¿Vióte?

DON CARLOS.

No vió

Porque, corriendo, volando, A otro cuarto me pasé, Y una escalera que vi En dos saltos la subi Y la mayor suerte fué Llegar aqui; mas, por Dios, Que aun no estoy seguro aqui; Que los dos vienen alli.

ESTELA Pues entrad aqui los dos, (Escondense.)

Salen DONA LEONOR Y DON PEDRO, su padre.

DON PEDRO. Aparte quiero hablarte. DOÑA LEONOR. (Ap.) Muerta vengo, Color apenas en el rostro tengo; ¿Si vió mi padre á Carlos cuando huia? Ay esposo! ay amor! ay triste dia! ¿Si estará ya en la calle?

> ESTELA. ¿ Prima?

. DOÑA LEONOR.

Acaba

DON PEDRO.

Retirate allá un poco.

ESTELA.

Soy tu esclava,

DOÑA LEONOR.

Señor, aquí me tienes.

BON PEDRO.

Pues escucha.

DOÑA LEONOR. Mi turbacion con mi peligro lucha.

DON CARLOS. (Ap.) Ah, quien lo overa!

DON PEDRO.

Va yo estoy cansado, Colérico, mohino y enfadado,

Leonor, de vuestras cosas.

DOÑA LEONOR.

Si te han dicho ...

DON PEDRO. Qué han menester decirme, si á esta Ap. Así mi noble honor se desconcierta) Hay espadas, hay sangre y hay heridas, Quizà por vuestra causa recibidas ? Y aunque entonces estéis vos en la cama Espadas à la puerta de una dama Son como tiro de arcabuz valiente. Que el efecto que hace no se siente

Yame entendeis, la consecuencia es cla-Yo he venido à entender, y aun me lo [han dicho (Quizá fué presuncion ó fué capricho). Que Cárlos os festeja para esposa.

Donde dispara, sino donde pára; [ra.

DOÑA LEONOR.

Senor ...

DON PEDRO.

No lo he creido, porque es cosa Que no lleva camino; que, a ser cierta, No digo emparedada, sino muerta Os había de ver este mozuelo, Antes de que lograra su desvelo. [do! Con un pobre, ¡por Dios, gentil mari-

DOÑA LEONOR.

Quién lo dijo, Señor ?

DON PEDRO.

No lo he creido, No me satisfagais; pero ¿ quién duda Que pensaréis, Leonor, que estas razo

Se encaminan à bacer que de Fernando Se concluya el tratado casamiento? Pues no, Leonor; que mas dichoso au-El cielo os ha buscado. [mento

DON CARLOS. (Ap.)

¿De qué tratan?

ESTELA. (Ap.)

Quién duda que será de vuestra muer Mas nada puede olrse. [tel [te?

TRISTAN. (Ap.)

Reconciliado está.

DON CARLOS. (Ap.) Y yo estoy loco.

TRISTAN. (Ap.) ¿Tù no lo oyes?

DON CÁBLOS. (Ap.)

No.

TRISTAN. (Ap.) Pues yo tampoco. DON PEDRO.

Hija, mirad : Astolfo, Astolfo, digo, El conde de Belflor...

DOÑA LEONOB. (Ap.)

Y mi enemigo.

DON PEDRO.

Esta mañana me llamó. DONA LEONOR.

¿ A qué efeto?

DON PEDRO.

A efeto de casarse.

DONA LEONOR.

Es muy discreto.

Y con quién quiere el Conde? DON PEDRO.

Con vos quiere.

DOÑA LEONOR. (Ap.)

Aquí del todo mi esperanza muere. DON PEDRO.

Así lo dijo.

DOÑA LEONOR.

Y vos ¿qué respondistes? (Ap. ¡Ay tragica hermosura! ay ojos tris-

DON PEDRO. [tes!)

Qué babia de responder, sino que es-[taba

Llano todo á su gusto, y que ganaba Mi calidad en ello, pues queria Pasarla de merced à señoria? Verdad es que Fernando ha de sentirse. Agraviarse, correrse y desabrirse; Pero no importa, no; que mi provecho Es primero que todo.

DONA LEONOR. (Ap.)

Aquesto es hecho. DON PEDRO. fmuras? ¿Qué dices? qué respondes? qué mor-DOÑA LEONOR.

Señor, confusa estoy. (Ap. Si aqui con-¡Ay dulce bien! que pierdo por ti el

Mas que obligarte, viene à ser perderte, Siendo instrumento de mi triste muer-Pues consentir en la palabra dada, [1e; Es tomar contra mi tambien la espada; Mejor es, mejor es, yo me resuelvo A-decir, aunque mienta, que a mi primo Quiero, adoro, respeto, amo y estimo, Y asi podré excusarme, sin perderme, Y mas honestamente defenderme.) Digo, Senor ...

DON PEDRO. ¿Qué dices? DONA LEONOR.

Que no puedo, Aunque à tus amenazas tengo miedo, Dejarme de ofender de tus razones, Pues à mi costa la palabra pones.

ESTELA. (Ap.)

Ahora habla Leonor.

DON CARLOS. (Ap.)

Y de manera,

Que el eco puede oirse. DON PEDRO.

Ya me altera

La disculpa.

DONA LEONOR. Pues oye la disculpa; Y verás que mi amor no tiene culpa. En cuanto á lo de Cárlos...

ESTELA. (Ap.)

«Carlos,» dice.

DONA LEONOR.

Me corro de que pienses que mi brio, Mi gala, mi valor y mi albedrio A un hombre se rindiese, que no vale, Aunque su ser con su pobreza iguale, Para ser escudero de tu casa.

ESTELA. (Ap.)

¿Oyes aquello?

DON CÁRLOS. (Ap.)

El alma se me abrasa. DOÑA LEONOR.

(Ap. Perdona, Cárlos mio, estos agra-Que aunque á la posta pasan por los la-[bios,

El amor, que en escrúpulos repara, Que miento está diciéndome á la cara.) En cuanto al casamiento que me dices

No es bien, padre y señor, te escandali-De que á mi primo quiera bien; que el

Siempre con el amor comió en un plato. Tu me dijiste que à Fernando amase, Porque un lazo de amor nos enlazase; Mirele bien, y consentí en el lazo.

TRISTAN. (Ap.) Por alla viene abora el ramalazo.

DOÑA LEONOR. Yo le adoro en efecto, yo le adoro; Perdona si à tu ser pierdo el decoro; Porque el amor, cuando en locura toca, Es calentura y salese á la boca.

ESTELA. (Ap.)

Cielos, yosoy la muerta y la agraviada. TRISTAN. (Ap.)

Y mi amo ¿quedóse en la posada? DON PEDRO.

Enfin, Leonor, ¿á don Fernando quie-DOÑA LEONOR.

Tú lo mandaste.

DON PEDRO.

¡ Qué obediente que eres! DOÑA LEONOR.

DONA LEONOR. [arte.)
Soy hija tuya. (Ap. En fin , valiome el

DON PEDRO. Pues no, Leonor, no tengo de forzarte; Pero, pues dices que à Fernando ado-

[ras, Puesto que nada con su amor mejoras, Luego te has de casar.

DOÑA LEONOR.

Pues ¿por qué luego? DON PEDRO.

Porque me cansan tantas dilaciones, Y es andar la opinion en opiniones Fuera desto, Lecnor, viéndoos casada, Cumplo tambien cou la palabra dada; Pues con decir que à mi pesar se ha he-

Queda el Conde seguro y satisfecho, Contento mi sobrino, yo sin susto, Y vos, hija, casada a vuestro gusto.

DOÑA LEONOR. (Ap.) Tal tenga la salud quien mal me quiere; Ya no hay remedio que mi mal espere.

ESTELA. (Ap.) Carlos, difunta estoy.

DON CARLOS. (Ap.)

Y yo sin vida. DON PEDRO

Por don Fernando voy. DOÑA LEONOR. (Ap.)

Ay homicida

DON PEDRO. & Parece que os turbais? DOÑA LEONOR.

Haste engañado; Que solo tu respeto me ha turbado. DON PEDRO.

Vén, sobrina, conmigo, porque quiero Informarme de tí.

DON CARLOS. \*

¡Cielos, hoy muero! ESTELA:

Sin alma voy .- ¿ Y Cárlos, prima mia? DOÑA LEONOR.

En mi alma se está como solia.

ESTELA.

Mira que soy mujer, y que te he oido, Y aun Cárlos

> DOÑA LEONOR. ¿Cómo Cárlos? ESTELA.

Desta suerte.

DOÑA LEONOR ¿Si escuchó la sentencia de su muerte? ESTELA.

¿Cómo escuchar? El alma se le abrasa. DON CÁRLOS.

Ya rabio por salir de aquesta casa. ESTELA.

Cárlos, adios.

DON PEDRO. ¿No vienes? ESTELA

Ya te sigo.

DOÑA LEONOR. Ciérrate, de camino, ese postigo, Y tú ponte á la puerta. TRISTAN.

> Inés, ¿ es hora? INÉS.

Ya pienso que se fué; salid agora. (Salen de donde estaban.) DON CARLOS.

Muerto salgo.

DOÑA LEONOR. ¿ Pues, Señor? TRISTAN.

No hay señor. ; Lindo entremés! DOÑA LEONOR.

Claro está que habréis oido Mis locuras; mas tambien Sabréis el fin que me mueve.

DON CARLOS. Sí, Leonor, todo lo sé. ¿Fuése ya el señor don Pedro?

DOÑA LEONOR. Seguro estáis; ya se fué.

DON CÁRLOS.

Pues perdonad, porque tengo Cierto negocio que hacer, Y no puedo detenerme.-Vén, Tristan.

TRISTAN. Aparta, Inés.

DOÑA LEONOR. ¿Tan deprisa es el negocio?

DON CÁBLOS. Es fuerza hablar al Virey

Sobre pretensiones mias. DOÑA LEONOR.

Bien estoy con que le hableis; Pero no yéndoos así.

DON CÁBLOS. Pues ¿cómo, cómo ha de ser?

DOÑA LEONOR. Diciéndome «dueño mio, Leonor, esposa, mujer». O aquellas cosas que, amando, Los hombres decir sabeis. «Yo tengo una ocupacion, Luego, luego volveré; Y eso no tan mensurado, Con los ojos en los pies. El rostro descolorido, Necio, de puro cortés, Cortés, de puro enojado, Y enojado, de cruel.

TRISTAN. Tiene razon que le sobra. DOÑA LEONOR.

Pues ; en qué, Tristan, en qué? DON CARLOS.

En nada.-Vamos de aqui. DOÑA LEONOR.

No harás tal; que he de saber Primero por que te vas.

DON CARLOS.

¿ Por qué me voy? Por querer. DOÑA LEONOR.

Eso no; que, si es culpada Mi voluntad y mi fe, Por aborrecer serà; Pero yo sabré el por qué . Aunque me cueste dar voces.

DON GARLOS.

Pues, para que no las dés, Por vida...

DOÑA LEONOR. No jures mas. DON CÁBLOS.

Tuya, Leonor, que esta vez No he de ser tan ignorante . Que mi infamia y tu desden Llegue à contarte yo mismo.

DOÑA LEONOR.

Pues aparta, aparta, Inés.-Agora prueba à salir. DON CÁBLOS.

Aunque te pese, saldré.

DOÑA LEONOR. Pues, por vida de los dos,

Que por aqui no ha de ser. DON CARLOS. Deja, déjame salir,

DOÑA LEONOR.

Desenojado, si baré. DON CÁRLOS.

¿No ves que juré tu vida? DOÑA LEONOR . ¡No vés que las dos juré?

DON CARLOS.

¿ No ves que juré primero? DOÑA LEONOR.

Y eso ¿qué importa? TRISTAN.

Tened:

Que yo quiero concertaros. ¿Qué es lo que juraste? DON CARLOS.

¿Qué?

De no decirselo á ella. TRISTAN. Pues vuélvete à la pared, Y cuéntalo á esos damascos,

A ti mismo, á mi ó á Inés, Como si fuera à Leonor, Y tu, en oyendo el papel, Danos pan y callejuela.

pon cárlos. Y así no vendré á romper El juramento?

No digo...
DON GÁRLOS.

Pues oyeme tú, cruel, (A Tristan.) Traidora, facil, mudable, Si en efecto te adoré...

TRISTAN.

Mucho fué, con esta cara. DON CÂRLOS.

Y si sabes que después...

TRISTAN.

Esto huele á chamusquina.

De tu hermosura gocé.

TRISTAN.

Seria lampiño entonces. DON CÁRLOS.

Cómo, ingrata...

TRISTAN.

Inés, Inés,
Ponte aquí; que, vive Dios,
Que, aunque esto de burla es,
Estoy rabiando por verme
Arrimado á la pared;
Porque temo que mí amo;
Segun está portugués,
Se engañe con míl demonios,
Puesto que claros estén,
En los ceros de la cuenta,
Y me requiebre sin ver
Que soy Sibila barbada
Y tan macho como él.

Pues ponte tú en mi lugar.

TRISTAN.

Y cómo que me pondré.
DOÑA LEONOR.

Pasa, Cárlos, adelante.

(Midanse.)

Eso si; por alla de El rayo.

INÉS.

Yo ya te escucho.

Digo pues, facil mujer...

DOÑA LEONOR. Sabe Dios que no es verdad.

DON CÁRLOS. Cómo no, si te escuché

Decir de mi mil afrentas?

DOÑA LEONOR. Amor fué, que no desden.

Y decir que à mi enemigo Amabas, ¿ qué pudo ser?

DOÑA LEONOR.

Entretener à mi padre.

box cárlos.
Y esperar à que con él

Vuelva para que te cases?

BOÑA LEONOR.

Resolucion suya fué.

Y decirle tu que si... (Vuelve a ella.)

Fué respeto de querer.

Y quieres que aguarde yo A que vuelva, y tu despues, Entre obediente y turbada, Ya azucena , ya clavel , Dés la mano a don Fernando?

Que eso de darla sin fe. Es consuelo del agravio, Pero, en fin, agravio es. Llegará tu padre airado, Y don Fernando con él; «Aqui está vuestro marido,»

Te dirá con altivez. Y tú , torciendo las manos , Vuelto en nieve el rosicler , Muda , torpe y encogida , Aunque adorandome estés ,

Aunque adorándome estés, Por baberle dicho ya Que á tu primo quieres bien, Ni responderás turbada, Ni tendrás que responder. Quedándote como arroyo,

A quien el hielo tal vez Embargó toda la aljófar, Haciendo á medio correr Que fuese plata labrada

Que fuese plata labrada Y detenido papel Lo que fué vidro con voz Y carámbano con piés.

O por fuerza ó por balago, Claro está, vendrá á vencer Tu padre, que es padre en fin, Y yo desde aquel cancel, Muerto, celoso y confuso,

La sentencia escucharé De mi muerte, pues mi muerte Està en llegarlo à saber; Y sin apelar (; ay Dios!) Desta rigurosa ley,

De este golpe inexcusable, Desta pena descortés, A tribunal mas piadoso, A mas favorable juez,

Que mi propio corazon, Como el que abrasarse ve En las llamas del afecto, A mi corazon diré:

«Arded, corazon, arded; Que yo no os puedo valer.»

Ahora escucha.
TRISTAN. (Ap.)

¿Cómo?

¡Gran mal!

DOÑA LEONOR.

TRISTAN.
Como viene...
pon Cárlos.

¿Quién?

TRISTAN.

Nuestro suegro.

bon cántos. ¿ Estás contenta?

Pues yo ¿ que he podido hacer?

Ya atraviesa el corredor.

Vuelve, vuélvete à esconder.

DON CARLOS.

Qué es esconder? Vive el cielo...

Eso es echarme à perder, Y aun perderme para siempre.

Ya pusa como un lebrel N esotro cuarto.

DOÑA LEONOR.

Ya el sombrero se le ve; Apriesa, cuerpo de Cristo. DON CÁRLOS.

No. Leonor.

Ya se apropincua.

Tu temor te da á entender Que viene.

DOÑA LEONOR. Luego ¿ no viene?

No; pero tu primo y él Están hablando.

Es verdad;

Pero ya, á mi parecer, O al parecer de mi miedo, Llega como un Lucifer; Ya nos ve, ya nos degüella, ¡Qué buen pulso! de un revés; Ya pedimos confesion. Ya llamān á fray Miguel, A fray Juan ó fray Gerundio. Ya doy el postrer vaiven, Ya me llevan entre dos, Y de camino tambien Me espulgan las faltriqueras, Por si hay algo que barrer ; Ya me desnuda una vieja, Y con estopas y pez Calafatea el postigo Que nunca el sol pudo ver. Ya me hilvana con antojos, Ya me tiran de los piés, Ya me zampan como un galgo En la tumba de alquiler Ya la cruz de la parroquia Viene protestando; que No ha de esperar un instante, Aunque se lo mande el Rey; Ya los clérigos empiezan El « No me lo recordeis» Ya me levantan en hombros, Ya encienden, si hay qué encender, Ya dan conmigo en la iglesia, Ya deslian el fardel, Ya me bajau à lo fresco, Ya me machucan la sien, Ya los amigos se van Porque es hora de comer; Ya no hay Tristan en el mundo; Y así, por guardar la piel, Porque no me dejen solo Ni dar que llorar à Inés, Dejándola en mi lugar Y posteando al revés, Me zambullo de gazapo Por siempre jamas, amén.

(Escondese, haciendo figuras.)

(Vase.)

Señora, ya se despiden.

TRISTAN.

Amo del demonio, vén.

DOÑA LEONOR.

Carlos, por amor de mi...

Por ti, Leonor, ¿qué no haré?

DOÑA LEONOR. Tú veras que te lo pago Con el alma.

DON CÂRLOS. Yo entraré. Pues tú quieres, á morir, A callar y padecer.

A callar y padecer, A sufrir y à reventar, Y à decir, Leonor, tambien A los ojos, que lo saben, Y al corazon, que lo ve: «Arded, corazon, arded; Que yo no os puedo valer.»

(Escondese.)

Sale DON PEDRO.

DON PEDRO.

¿Hija?

DOÑA LEONOR.

& Senor?

DON PEDRO. Ya tu primo

Se viste.

DOÑA LEONOR. Pues ¿para qué? DON PEDRO.

Para que le dés la mano.

DONA LEONOR.

Ya estoy de otro parecer. DON PEDRO.

¿ Qué dices?

DONA LEONOR. No te apasiones.

(Ap. Dulce amor, ayudamé.) Yo lo he mirado mejor, Y aunque parezca mujer, Esto de ser señoria Tiene, tiene no sé qué, Que me ha brindado el deseo, Por ser tu gusto y por ser Aumento de nuestra casa...

DON PEDRO. Asi como quiera es : Veinte mil ducados tiene

De renta. DONA LEONOR. Luego ¿ hago bien? DON PEDRO.

Con los brazos te respondo; Loco estoy, abrazame, Abrazame muchas veces.

DON CARLOS. (Ap.)

¡Qué presto cayó en la red! TRISTAN. (Ap.)

Como a indio, le ha engañado Con figura de oropel.

DON PEDRO. Hija, yo le voy á hablar.

DONA LEONOR.

Si, pero esto ha de ser Con prudencia y con espacio; No piense que el interes Nos obliga solamente.

BON PEDRO Ya te entiendo; dices bien. DOÑA LEONOR.

Cueste, cuéstele cuidado.

DON PEDRO.

Yo sé que responderé A tu gusto.

DOÑA LEONOR. Dios te guarde. DON PEDRO.

Y à vueseñoria dé La salud que yo deseo. DOÑA LEONOR.

Señoria? Presto es.

DON PEDRO. En profecia te llamo Lo que despues has de ser. Loco de contento estoy.

DOÑA LEONOR. (Ap.) : Oh codiciosa vejez!

DON PEDRO. Y dime : por ser tu padre,

¿No me han de llamar tambien Señoria?

DONA LEONOR.

Claro está. DON PEDRO.

Pues adios, hasta despues.

Salen DON CARLOS Y TRISTAN.

DOÑA LEONOR.

Ya pasó del corredor.

TRISTAN.

Desalcobémonos pues; Que ya estoy abochornado. DON CARLOS.

Dame, Señora, los piés. DOÑA LEONOR,

¿ Estás ahora contento?

Estoy como quien se ve Resucitar de la muerte.

DONA LEONOR ¿ No hice muy bien mi papel? DON CARLOS.

Es ingenioso el amor.

DOÑA LEONOR. No hay saber como querer.

DON CARLOS. No hay querer como obligar.

DOÑA LEONOR. Pues esta es mi mano; vé, Ve de presto, y tráeme aqui Licencia para poder Desposarnos de secreto: Que antes de una hora has de ser...

DON CARLOS.

¿Qué, Leonor?

DOÑA LEONOR. ¿Qué? Mi marido. DON CÁRLOS.

Esclavo tuyo seré, Pues pobre quieres quererme, Pudiendo ser.

DOÑA LEONOR.

Cárlos, vén

Y no pases adelante, DON CÁBLOS.

Solo es esto agradecer.

DOÑA LEONOR.

Con voluntad todo sobra, Porque es muy rico el placer.

DON CÁBLOS.

Y sin ella?

DOÑA LEONOR. Todo falta.

DON CARLOS.

Vivas mil años, amén.

(Vanse.)

Salen DON FERNANDO Y ESTELA.

DON VERNANDO. Estela, así Dios te guarde, Que no puedo mas conmigo.

Rosa del sol soy contigo.

DON FERNANDO.

Si, pero saliste tarde.

Todo al amor es posible.

DON FERNANDO.

Yo te quisiera querer; Pero ya no puede ser, Que es mi pasion invencible.

ESTELA.

Fernando, yo no te pido Que me quieras.

DON FERNANDO.

Pues ¿ qué quieres?

ESTELA Que procures, si pudieres orque te importa su olvido, Olvidarte de Leonor.

DON FERNANDO.

¿Cómo puedo?

(Vase.

ESTELA. Imaginando

Imperfecciones ; que cuando Llega à pensar el amor Fealdades , ya está vecino A no ser amor ; y así , Por agradarte de mí , Puedes tambien de camino Pensar que soy la mujer Mas bella del mundo; mira, Alaba , encarece , admira , Aunque sea sin querer , La hermosura de mi boca; Piensa que en distancia breve Es cifra de grana y nieve . La frente cristal de roca, Ramillete las mejillas, De azahar y nácar mezclados, Las cejas arcos pintados, Y las manos maravillas; Los ojos claros espejos Donde el amor se retrata; La garganta tersa plata, De cuyos blancos reflejos Tiene envidia el sol; y así Podrá, Fernando, tu amor, Lo que quitare á Leonor, Darme de barato á mi.

DON FERNANDO.

Alto pues, yo quiero hacello, Desde aqui doy en amante; Mirote parte por parte.

ESTELA.

¿Qué dices deste cabello?

DON FERNANDO.

Bueno está; pero Leonor, Cuándo bace trenzas del pelo, No se toca por el cielo? ESTELA

Y eso es olvidar, traidor? DON FERNANDO.

Asi yo me enmendaré. De buena mano està el rizo; ¿Es postizo?

ESTELA.

¿ Qué es postizo? DON FERNANDO.

Perdonad; que ya pensé Que eran trenzas levadizas; Que, aunque muchas las excusan He sabido que se usan Hasta las barbas postizas. Buenas manos.

ESTELA. El jabon Y el pan de almendras lo hacen. DON FERNANDO.

Ellas hermosas se nacen. Pues ; la hechura!

ESTELA.

Manos son;

El guante las arrebola Y las conserva el color.

DON FERNANDO.

Prométote que Leonor (Y aquesto con agua sola) Tiene las mejores manos...

Basta ya; que ya me has muerto. DON FERNANDO.

No me acordé del concierto.

ESTELA.

Mis pensamientos son vanos; Mas, viven, traidor, los cielos, Que, pues en celos me abraso, Que has de pasar lo que paso Y he de abrasarte de celos. Vive Dios, que has de saber (Leonor, perdone tu honor) Que Cárlos goza á Leonor.

DON FERNANDO. No es gozar de una mujer, Hacer de su amor empleo, Y amar lo que muchos aman Cortésmente; que esto llaman En la corte galanteo.

ESTELA.

Yo no sé la propriedad De este vocablo discreto; Pero solo te prometo, Y esto con toda verdad, Que Cárlos...

> DON FERNANDO. Di lo demas.

Suele hablar (escucha atento) Con Leonor en su aposento, Y de noche. (Hace que se va.)

> DON FERNANDO. ¿Dónde vas?

A preguntar à Leonor. Porque saberlo deseo, Si es aquesto galanteo.

DON FERNANDO. No es sino infamia y rigor.

ESTELA.

Pues mira con mas nobleza, Fernando, cómo te casas; Porque hay cosas en las casas Que salen à la cabeza.

DON FERNANDO.

Mírase herido un hombre , y porque La herida mas oculta y diligente, [sea Un paño blanco pone à la corriente ,

Para que en él se empape y no se vea; Pero la sangre, que salir desea, Lo viene à descubrir mas claramente, Porque el color, secreto no consiente, Y la sangre lo blanco señorea.

Viendo que estoy herido de desvelos, Para tapar Estela tanto daño,

Desengaños les pone à mis recelos; Pero decidle, cielos, que es engaño; Que si es la herida amor, y el paño celos, Mas se ha de ver la sangre con el paño. (Vanse.)

Salen DON CÁRLOS Y TRISTAN, de noche.

DON CÁRLOS. Muy presto habemos venido.

TRISTAN. De tu amor tu priesa nace. DON CÁBLOS.

No importa; que oscuro hace. TRISTAN.

Ya estarás arrepentido De haberle dado à Leonor Aquel disgusto.

DON CÁRLOS. Tristan,

Licencia los celos dan; Que es colérico el amor; Mas ya cesó mi sospecha, Pues el estar desposados Me quita de esos cuidados. Haz la seña.

Ya está becha, Y en la ventana está Inés.

> Salen DOÑA LEONOR É INES à la ventana.

DON CARLOS.

Pues pregunta si hay lugar De entrar.

Voylo á preguntar. INÉS.

Es Tristan ?

TRISTAN. El mismo es. INÉS.

¿Y tu señor?

TRISTAN. Alli aguarda.

¿Y tu señora

Ya viene; Que en cuidado se lo tiene.

DOÑA LEONOR. La voluntad nunca tarda. Dile à tu señor que venga ; Que ya su esclava está aqui.

DON CARLOS.

¿Es mi esposa?

DOÑA LEONOR.

Carlos, si; Que es bien que este nombre tenga Quien à tanto se ha atrevido.

DON CÁRLOS.

Es hora?

DOÑA LEONOR. Temprano es, Mas no importa. Vé tû , lnés , Y mira si se ha dormido Mi padre.

Yo lo sabré.

(Vase.) DONA LEONOR.

Tu, Señor, espera abajo; Que ya voy.

(Vase.) DON CARLOS.

Ese trabajo Pondré à cuenta de mi fe. Como si fuera, Tristan, Aquesta vez la primera Que sus brazos mereciera, Estoy loco.

Sale EL CONDE, al paño.

CONDE.

Por galan
Y marido, à rondar vengo
A Leonor, digo à mi esposa;
Ella es noble y es hermosa,
Bastante disculpa tengo;
Y fuera de aquesto, ha sido Mas que amor, tema y enfado, Pues basta baberlo intentado Para haberlo conseguido.

DON CARLOS.

¿Qué dices?

Que siento gente. DON CÁBLOS.

¡Válgame Dios! ¿ Quién será? Si es la justicia , que va Buscando algun delincuente? Si es Fernando, que por dicha No se habia recogido ?

TRISTAN.

Hàcia aquella parte hay ruido. DON CARLOS.

Esto ha sido mi desdicha; Mas, en todo caso, es bien Que no nos topen aquí.

TRISTAN.

Pues ¿ qué harémos?

DON CÁRLOS.

Vén tras mí.

Hasta esotra calle vén; Darémos lugar con esto Para que adelante pase Quien fuere.

TRISTAN.

Y si se quedase,

¿Qué remedio ?

DON CARLOS. Volver presto.

(Vanse.)

Salen EL CONDE, Y DOÑA LEONOR baja à la puerta, y llega UN CRIADO-

Por Dios, que lo han hecho bien. CONDE.

¿Cómo así?

CRIADO.

Como se fueron. CONDE.

Gentil gallina comieron.

DOÑA LEONOR.

Bien podeis entrar, mi bien ; Ya la casa está segura.

CRIADO. ¿ Oyes aquello?

CONDE.

Por Dios, Que esperaban á los dos;

Linda ocasion , gran ventura! El llamado.

Bien harás. Y asi el misterio sabrás, CONDE.

Pues mientras vuelvo à salir, Retira toda la gente, Y desde léjos podrás Esperarme.

CRIADO. Bueno vas. CONDE.

La ocasion me hace valiente. (Entrase el Conde, yvanse los criados.)

Salen DON GARLOS T TRISTAN.

Buenas nuevas.

DON CARLOS.

¿ Cómo asi ?

TRISTAN.

O se fneron o pasaron, Porque la casa dejaron.

DON CÁRLOS. Bien bice de irme de aqui.

TRISTAN.

A la puerta hay ruido. ¿Llamo? ¿Qué digo? ¡Moza, hola, Inés! INÉS.

Diga su nombre, ¿ quién es? TRISTAN.

Tristan soy.

INES.

Pues ¿con tu amo No pudiste eutrar ahora?

TRISTAN.

No pude; que mi señor Aun no ha entrado.

Ruen humor Gastas tú; con mi señora Va Cárlos por la escalera.

Engaño ó desdicha fué. DON CÁBLOS.

Mujer, ¿qué me dices?

INÉS.

No sé.

DON CÁBLOS. ¿ Qué te alborota y altera ? INES.

Señor, gran mal.

DON CÁRLOS. ¡Ay de mí!

INÉS.

Un hombre ...

DON CARLOS Acaba.

Llegó

Cuando mi señora abrió. DON CÁRLOS.

Y entró dentro?

INÉS. Señor, si.

DON CÁRLOS. Pues ¿ qué aguardo? Muerto estoy.

Advierte...

INES. DON CÁRLOS Nadie me hable.

TRISTAN.

Brava desdicha!

INÉS.

Notable.

DON CÁRLOS. Sigueme. ¡Sin alma voy!

(Vanse.)

Sale DONA LEONOR, sin chapines, trae de la mano al CONDE, y cierran la puerta.

DOÑA LEONOR. Ya, Cárlos mio, podeis Descansar y descubriros; Ya no es posible sentiros; Mi padre, como sabeis, Queda acostado; mi primo Tambien en su cuarto está. Nadie ofenderos podrá; Y fuera de esto, yo estimo Tanto, Señor, vuestra vida, Que la mirara y guardara Con los ojos de mi cara Antes que verla ofendida;

Una palabra siquiera No habeis hablado, Señor; Pues ¿por qué tanto rigor, Siendo yo la que debiera Estar quejosa? Mis ojos, No trateis, no, de agraviarme, O por mi fe, de enojarme.

(Llaman.) Mas ; cielos! ó son antojos, O siento ruido en la puerta. (Detiénela el Conde.)

CONDE.

Deten el paso veloz.

DON CARLOS. (Dentro.)

Abre, Leonor.

DONA LEONOR.

(Ap. Esta voz Es de Cárlos, ; yo soy muerta!) Hombre, ¿ quién eres? ¿ qué has hecho? DON CÁBLOS. (Dentro.)

Cárlos soy, tu esposo soy, ¿ Qué aguardas?

DOÑA LEONOR.

; Difunta estoy !

DON CÁRLOS.

Abre, ó pasaréme el pecho; ¿ Qué te detiene?

DOÑA LEONOR.

¿ Qué haré? DON CARLOS.

Abre, ó en tantos enojos, Con el fuego de mis ojos La madera abrasaré.

DONA LEONOR.

Hombre, déjame.

CONDE. Eso no.

DOÑA LEONOR.

Cárlos, no puedo, aunque quiera.

DON CÁRLOS.

Pues será desta manera. (Derriba la puerta, y Cárlos encima, lleno de polvo, con la espada desnuda.)

CONDE.

El postigo derribó. En gran peligro me veo.

DOÑA LEONOR.

Senor ...

DON CÁBLOS.

¿ Quién es aqueste hombre? DONA LEONOR.

Escúchame, y no te asombre; Que estoy mortal.

DON CÁRLOS.

Yo lo creo.

DOÑA LEONOR.

Bajé, Señor; bajé, querido esposo, Si bien con pié medroso, Con el alma turbada, Llevándome la luz esa criada Del balcon á la puerta : ¡Antes pluguiera à Dios me hallara Llegó al umbral, y con silencio grave, El bueco de la llave, Si bien esfero Si bien esfera angosta, Busca la osada mano por la posta, Y en la prisa se ofusca En fin balla la mano lo que busca. La llave aplico entre las ondas pardas, Toco el muelle y las guardas, Tiro hácia mí la puerta , Para tí , mí Señor , para tí abierta; Y aquel hombre embozado (¡Qué atrevimiento!) se me pone al la-

yo, connobleamor, con fe inocente, Con alma diligente, Con afecto vencido, Con ansia viva y con siniestro oido, Y con silencio atento, Blanda le halago, timida le tiento. El, con engaño falsamente mudo, Hecha la capa escudo, El sombrero en la frente Y arrojada la vista al occidente, Callando me acaricia, Que le quitó la lengua otra codicia. Con ambas manos las basquiñas prende Por no hacer tanto estruendo; Que el ruido de las sayas, aunque blan-Cuando van sin chapines arrastrando, Parece que al crujir la bordadura, O publica el delito ó lo murmura. Llegó á mi cuarto tropezando, y luego Dejó el fingido fuego, La luz apartó à un lado; Que no busca la luz amor hurtado; Y segura del bacho. Y segura del hecho, A susbrazos me arrimo, no á su pecho. Milagro fué, Señor, yo lo confieso, No hacer algun exceso, Pasando, como loca, Siquiera de los brazos á la boca; Que, no habiendo embarazos, Nunca el amor se contentó con brazos. Nunca el amor se contento con brazos.
Pero viéndole (; ay cielos!), en mi menNo despegar la lengua,
Presumiendo, cobarde,
Que aun duraban los celos desta tarde,
Culpando tus enojos,
Guardé los brazos y teñí los ojos.
Estando, pues, mis inculpables labios
Feriando desagravios,
Por amoresos truecos. Por amorosos truecos Escucho de tu voz los tiernos ecos, Tan tiernos, que à los bronces Vestir pudieran de dolor entonces. En tanta confusion, en pena tanta, Un ñudo á la garganta El fracaso me puso, Y toda me corté; que no está en uso En tales ocasiones Consentir à los miembros sus acciones. Los piés turbados, à la tierra asidos, Los labios descaidos, Fatigado el aliento, Ajado el nácar y encogido el tiento, Plaza pasé conmigo de difunta. Como suele la oveja, à quien el lobo, Por trato doble ó robo. Prendió en sangrienta lucha , Cuando los silbos del pastor escucha; Lloraba por seguirte y no podia. Asido de mis manos temerosas, Siendo tu esposa, esposas Con las suyas me pone; Tanto su ciego amor le descompone; Hasta que tú, resuelto, La puerta arrancas, en tu polvo envuel-Esto es, Señor, loque hasta aquí hapa-Si asomos de pecado, [sado: Si escrupulos de culpa Si rastro de delito en mi disculpa Hallas, rómpeme el pecho, Si ya con el dolor no está deshecho. Basta, Señor, de purpura caliente Este pecho inocente Y esta vida que aspira, Rompe, acomete, pasa, hiere, tira; Ya mi marido eres O me castiga, o haz lo que quisieres,

DON CARLOS.

Levanta, Leonor, del suelo.-Y tú, cualquiera que seas,

Que en mi deshonor te empleas , En fe de ese ferreruelo . Pide al cielo que del cielo Bajen helados querubes . Que te lleven por las nubes Hasta el undécimo muro ; Que de mi no estas seguro Si á los cielos no te subes. Habla, ó si no, sin saber Tu calidad, de tu vida Seré bárbaro homicida.

(Ap. Ya es forzoso responder, Mas con industria ha de ser.) No es , Cárlos , tener amor Aventurar el bonor De la dama.

DON CARLOS.

Asi lo entiendo; Mas ¿qué pretendes?

CONDE.

Pretendo Que no le pierda Leonor. Con cualquier suceso aqui Es cierto que se aventura; No siendo aquí está segura.

DOÑA LEONOR. (Ap.) Este es el Conde, ; ay de mí! DON CABLOS.

Dices bien

CONDE

Pues vén tras mi. (Ap. Que mis criados están Allá fuera y te darán La muerte.)

DOÑA LEONOR. Cárlos, advierte Que está mi vida y mi muerte En tus manos.

Tú, Tristan Con Leonor puedes quedarte.

TRISTAN. Yo no he de guedar aqui, Morir tengo junto à ti; El triunfo salió de Marte.

CONDE.

¿Vienes?

DON CARLOS. Ya voy á matarte. DOÑA LEONOR.

Esposo, Señor, amigo. DON CARLOS.

¿Tú defiendes mi enemigo? DONA LEONOR.

No, sino tu vida, ; ay cielos! DON CARLOS.

No temas; porque mis celos Son muchos y van conmigo,

#### JORNADA TERCERA.

Salen DON CÁRLOS v TRISTAN, con escopetas.

DON CARLOS. Vuelvo otra vez à abrazarte. Pues, Tristan, ¿cómo te ha ido? TRISTAN.

Muy bien, aunque mal comido.

DON CARLOS. Solo tu amor fuera parte Para darme tan buen dia. TRISTAN.

Bien malos los tuve allá. DON CÁRLOS.

Dime, dime, ¿cómo está Mi Leonor, el alma mia, Mi esposa y todo mi bien?

TRISTAN.

Con salud, aunque muy triste. DON CÁRLOS.

Que la hablaste? Que la viste? TRISTAN.

Con los ojos.

DON CARLOS.

¿ Qué mas bien! Véndeme, Tristan, los ojos; Pues con ellos la miraste, Dame la luz que gozaste.

TRISTAN.

Favores me dió á manojos; Así de comer me diera, Que vengo medio difunto.

DON CARLOS.

Cuéntame punto por punto Cómo llegaste à su esfera.

TRISTAN. Pues escucha. Yo llegué

A Valencia..

DON CARLOS. ¡Qué valor! TRISTAN.

Aunque con harto temor. Al momento me informé De tu pleito y de tu estado, Y supe cómo el Virey pregones te ha llamado, seis mil ducados de oro Promete (¡qué disparate!) A quien te prenda ó te mate.

DON CARLOS.

¿Por qué?

TRISTAN.

Porque sin decoro, Con ventaja y á traicion Mataste al Conde.

DON CÁRLOS.

Es mentira: Que, mas que mi propia ira, Le mató su sinrazon. Mas dime, ¿cómo se sabe Tan cierto que le maté, Si nadie lo vió?

No sé: Pero, como es hombre grave, Hay testigo, yo le vi, Que, en favor del muerto Conde, Dice cómo, cuindo y dónde, Y lo vió como el Sofi.

DON CARLOS. Y di, ¿su hermano Rugier Aprieta?

TRISTAN.

¡Linda receta! Quien hereda nunca aprieta, Sino por bien parecer. Pero, volviendo à tu esposa, Que es materia de mi gusto, Va de cuento y va de susto.

DON CARLOS.

Ya escucha el alma gozosa. TRISTAN.

Llegué de noche y llamé. DON CARLOS.

Y dime (; sospecha fuerte!)," Abrieron sin conocerte?

TRISTAN.

Medi hora porfié, A pique de algun desastre, Y al cabo no mereci Siquiera un «¿ quién está abí?» Que suele decirse á un sastre. DON CÁRLOS.

Pues ¿ qué desastre temias?

TRISTAN.

Ciertos mozos cascabeles, Que, sonando los broqueles, Llamando á sus celosias, Daban vueltas á la puerta Con gran música y rumor.

DON CARLOS.

¿Y asomábase Leonor?

TRISTAN.

Como si estuviera muerta.

DON CÁBLOS. Dios te lo pague, Tristan; Que me has vuelto el cuerpo al alma.

Los dos mereceis la palma De lo fino y lo galan. En fin, tantos golpes di. Que Inés un postigo abrió, Y en la voz me conoció; Bajó, abrióme, entré y subí; Y Leonor, alborotada, Arrojando la labor, Bajó al primer corredor, Preguntándome turbada Por tu salud, á quien yo Respondi que bueno estabas, Y en este monte quedabas; Calló, suspiró y lloró, Y contôme que habia muerto Su padre.

DON CÁRLOS. Desdicha ha sido: Que, en ausencia de un marido, Donde es el riesgo tan cierto, Sirve de marido un padre.

Leonor no lo ha menester: Que, aunque es mujer, no es mujer Sino para la comadre.

DON CABLOS.

¿Está pobre?

TRISTAN.

Sabiendo que pleitos tiene, Y que quien los tiene, viene A vender muebles raices, Plata, hacienda, ropa y trastos Para gastos de justicia? Que, aunque es virtud, su malicia Ha llegado à tener gastos, No le ha quedado una Joya, No le ha quedado una joya, Y en lo que yo confirmé Su grande pobreza, fué (Que con aquesto se apoya) En que, saliéndome un rato Anteanoche à pascar, Inés me bajó a alumbrar Con candil de garabato, Que es una alhaja tan vil En una casa de honor, Que no sé cual es peor Una suegra ó un candil. Pues en lo que toca à dieta, Sin duda debe de haber Precepto de no comer En aquella casa escueta, Porque á nadie ví tratar De pedir manducacion, Y tanto, que un sabañon, Que me solia abrasar,

Tan cortés y honrado fué En ayunar como yo , Que aun en burlas no comió Mientras alli tuve el pié. No es burla; un frison grosero, Solo de estar , por su mal , Dos horas en el portal , Salió caballo lígero. Y un mastin entró (esto es mas) Pesado como un hidalgo, Y otro dia salió galgo.

DON CÁRLOS. Siempre de burlas estás.

En fin, yo me despedi, Y esta me dió, en que te avisa Que te vayas muy aprisa A Castilla, porque así, Mientras el pleito se enfria, Seguro puedes estar, Y mañana he de llevar La respuesta

DON CARLOS.

Ay honra mia! Sobre mis vanos recelos, Mis dudas y desconsuelos Pues ¿cómo yo he de partir Sin ver primero à Leonor Y examinar con los ojos Mis celos ó mis antojos? Eso no , civil temor. Casta Leonor y mujer Sola, hermosa y celebrada, Querida y necesitada, Bien puede, bien puede ser; Mas yo he de verlo, aunque sea Mi fiscal y mi homícida.

¿ Qué dices?

DON CÁRLOS. Que està mi vida En que con Leonor me vea Antes que otra cosa intente. TRISTAN.

Senor ...

DON CARLOS. Aquesto es amor: Yo he de verme con Leonor, Por ver si tu lengua miente En lo que de ella asegura.

TRISTAN.

Advierte ...

DON CÁRLOS. Tù no dijiste Que fuiste? Pues si tu fuiste Por hacer la noche escura, Tambien yo podré.

No puedes, Porque te buscan à ti, Y no à mi.

DON CARLOS. Yo iré sin mi.

TRISTAN.

Lengua tienen las paredes. DON CARLOS.

Luego ¿ han de topar conmigo? Luego ¿ me han de conocer Y luego ¿me han de prender?

TRISTAN.

Si; que es fuerte tu enemigo. DON CARLOS.

Vamos; que todos son pocos.

TRISTAN. Pues ; donde desta manera? DON CÁBLOS.

A mi casa.

TRISTAN. Mejor fuera A la casa de los locos. (Vanse.)

Salen DOÑA LEONOR É INÉS.

DOÑA LEONOR.

Vuelve à esperar à Tristan; Que yo entre tanto á estas flores, A quien del sol los rigores La luz usurpando van Quiero reñir su locura Pues tanto se me parecen En las mudanzas que ofrecen,

INÉS.

Dios te guarde ; ¡qué hermosura !

DONA LEONOR

¿De qué sirve, decid, hacer alarde, Flores, de vuestros vanos resplandores, Sicuando el sol recuerda, naceis flores, Y no os halla la sombra de la tarde? Ayer aquella flor , menos cobarde, En copia de rubies bebió albores, Y ya son de vergüenza sus colores, Caduca presto, aunque nacida tarde. Hoymuere, en fin, aun antes de na [cida,

Y ayer del campo fué púrpura estrella, Y en sus nácares mismos encendida, Ayer se vió adorar, y hoy se atrope

Flores, la dicha es flor, y flor la vida : Miradme à mi, ó escarmentad en ella.

Sale INES.

INÉS.

Si no lo tienes por pena, Estela y Fernando à verte Entran ya.

DOÑA LEONOR.

¡Qué mayor suerte! Vengan muy enhorabuena, Que les debo mil favores En ocasion tan urgente.

INÉS.

Luego ¿y á Fernando? DOÑA LEONOR.

Tente.

Tente, Ines, si no es que ignores Que ya para mi ha trocado La voluntad en desden, Y que à Estela quiere bien, De su hermosura obligado, Y de verme con marido, Que es la mas fuerte razon.

Salen DON FERNANDO Y ESTELA.

Él cumplió su obligacion, Y Estela lo ha merecido.

Solo ha merecido Estela Que pagueis su grande amor.

DOÑA LEONOR. Prima, Fernando...

DON FERNANDO.

Leonor ... DOÑA LEONOR.

Algo tiene de cautela Cogerme desprevenida.

ESTELA.

Yo perdono la merienda.

DOÑA LEONOR. ¿ Cómo te va con la prenda?

ESTELA. Como quien la hallo perdida. ¿ Qué hay de Carlos?

DOÑA LEONOR.

Salud tiene. DON FERNANDO.

Y de pleitos?

DOÑA LEONOR. Tiene amigos, Aunque hay algunos testigos; Asi el oro a vencer viene, Que juran lo que no vieron, Porque sola yo lo vi,

DON FERNANDO. A no renovar en ti Desdichas que procedieron De aquella noche infelice, Te rogara la contaras.

DONA LEONOR Y mandándolo me honraras; Que aunque el dolor que se dice Renueva, ofende y altera La llaga, tambien sé yo Que mueve à quien le escuchó. Esto fué desta manera. Como celoso toro, que en el prado, Verde palestra, de coral ceñida, Al adultero silba enamorado, Peinando el suelo con la mano hendida, Y en viéndoles, parece que arriscado Le bebe la mas parte de la vida, Metiendo mano cada cual valiente A las dos medias lunas de la frente; A las dos medias lunas de la frente; Cárlos, así de su valor vestido, Cárlos, así de su furor armado, Cárlos, así de su nobleza herido, Cárlos, así de su pasion buscado, Cárlos, así de su pasion buscado, Cárlos, así celoso y ofendido, Contra el Conde se vuelve tan airido, Que le pronosticó su eterno sueño. Antes que con la espada, con el ceño. Saca el Conde la suya, y Cárlos fuerte, Tanto con él intrépido se junta, Que por el pecho le escondió la muerte, Y por la espada, le asomó la punta. El alma, luego que el suceso advierte, Y por la espaida, le asomo la punta. El alma, luego que el suceso advierte, Desampara la forma ya difunta, [to, Que como al tiempo de mudar de pues-Halló dos puertas mas, salió mas presto. Allegan los criados, y cual rayo, De las nubes aborto mal parido, Encubierto los sigue , y á un lacayo Quita el caballo, al Conde prevenido ; Era el fuerte animal de color bayo, Y de manos y piés tan sacudido. Que cuando con la cólera relincha

Mide lo que hay del suelo hasta la cin-Sube gallardo en él, y á mí se viene, Diciendo : «Mi Leonor, mi luz, mi vida, Diciendo: «Mi Leonor, mi luz, mi vida, Hoy mi adversa forma, porque tiene Tanto de adversa jay Dios! como de mia, Loca, mudable, barbara y perene, Me aparta de tu dulce compañía.» [do, Y «adios, Leonor», mil veces repitien-Flecha de plumas pareció corriendo. Flecha de plumas parecto corriendo. Con dos remos por banda la galera, Del fogoso animal tan alta sube, Que pareció codicia de otra esfera, O antojo de beber de alguna nube; Porque la tierra olvida de manera, O me lo pareció, segun estuve, [vo Que, á ser visible el aire, mas de un cla-Se viera impreso en el cenit octavo. Como suele quedar la flor doncella, Hija de Adónis, cuando el viento airado Con diáfano acero la degüella, Por la garganta de su pié delgado;

O cual mustio clavel, que se querella Del sol, que las entrañas le ha abrasa-Y agonizando con la fiebre loco, [do, Viene à morir, quizà de beber poco. Asi quedé llorando lo que ahora Con lágrimas repito dilatadas, No como alguna, que el melindre llora, Aun enjutas primero que lloradas.
A la noche, à la tarde y al aurora,
Aquellas glorias, por mi mal pasadas,
Lloran mis ojos con eterno llanto; [to;
Que tanto ha de llorar quien pierde tanPorque, llegando, ; ay Dios! à mi despe-[cho,

A imaginar, cuando la noche calma, Que ha de sobrarme la mitad del lecho Y ha de faltarme la mitad del alma,

[cho,
A no acordarme de que Dios lo ha heYá no temer la perdicion del alma,
Yo misma, para ejemplo de las gentes,

Me hubiera hecho pedazoscon los dien-Mas esperando que mi suerte esquiva Saque una vez en mi favor la espada, Sola, necesitada, muerta, viva Melancólica, triste y desdichada, Afligida, llorosa, compasiva, Pobre, constante, huérfana y honrada, Guardo la vida, porque Cárlos tenga Con quien partir la suya cuando venga.

ESTELA. Vivas, Leonor, muchos años; Que con la vida se alcanza

DOÑA LEONOR. Sola esa esperanza Es alivio de mis daños Mas ya el sereno nos dice Que à la sala nos entremos. DON FERNANDO.

Todos tu luz seguiremos.

DOÑA LEONOR Fuera de eso, aunque infelice, Espero cierto galan.

Galan?

DONA LEONOR. Si, por vida mia. ESTELA.

Es Cárlos?

DOÑA LEONOR. ¿Cómo podia?

ESTELA. Pues ¿ quién , por mi amor?

DOÑA LEONOR.

Tristan.

Que, como no es conocido, La otra noche estuvo aqui.

DON FERNANDO. ¿ Y espérasle abora?

DOÑA LEONOR. SI

DON FERNANDO. Huélgome de haber venido En tan gustosa ocasion.

DONA LEONOR. Pues entrad y cenaréis, Con tal que me perdoneis.

Buenos tus cuidados son. DOÑA LEONOR.

Antes no os convido à mada; Que si doy lo que me enviais, Vosotros sois quien me honrais, Y yo soy la convidada. ESTELA.

Que discreta!

DON FERNANDO. : Oné cortés! ESTELA.

No hay, Fernando, dicha hermosa. DON FERNANDO.

Ser hermosa es ser dichosa. DOÑA LEONOR.

Adelantate tu, Inés. (Vanse.)

Salen DON CÁRLOS Y TRISTAN.

TRISTAN.

Advierte...

DON CARLOS. Ya es por demás. TRISTAN.

La soga llevas tras ti. DON CÁBLOS.

A Valencia he de ir asi. TRISTAN.

Mira que à tu muerte vas A quien te mate ó te prenda Da el Virey seis mil ducados, Con que infinitos soldados. Destos que toda su hacienda Llevará una hormiga en peso, Andan locos à buscarte, Por prenderte o por matarte.

DON CARLOS. Y confieso que es exceso; Pero aqui tengo de ver Si hace un milagro el amor.

TRISTAN. Milagro pides? ¡Qué error! DON CARLOS.

Por qué?

Porque puede ser Que pare en tu detrimento.

DON CÁRLOS.

Mi mal no puede, aunque quiera, Ser mas.

TRISTAN.

St puede.

DON CÁRLOS. Es quimera.

Porque esto es hablar al viento. TRISTAN.

Enfermó un hombre de un ojo, Y tanto su mal creció, Que de aquel ojo cegó, Si no lo habeis por enojo. Con el ojo que de nones Le vino á quedar, pasaba, Y veia lo que bastaba, Sin curas, agua ni unciones. Mas, como uno le dijese

Que si es que vista desea, Al Cristo de Zalamea Devoto y contrito fuese, Donde por diversos modos. El cojo, el ciego, el mezquino, Con el aceite divino De todo mal sanan todos, El al punto se partió. Con fin de desentuertar, Al soberano lugar; Y apenas en él entro, Cuando à la lámpara parte, Y tanto el aceite agota, Que entrambos ojos se frota Por una y por otra parte. El ojo que bueno estaba, Con el contrario licor,

Sintió tan fuerte dolor

Que del casco le saltaba.

Y en fin, sin remedio alguno, Hubo de venir à estado, Que de alli á una hora el cuitado Va no via de ninguno. Al Cristo entonces se fue Atentando como pudo, Atentando como pudo,
Y á sus piés muy á menudo,
Con mas cólera que fe,
A grandes voces decia:
«Señor, á quien me consagro,
Ya no quiero mas milagro,
Sino el que yo me traia.»
Cesó el dolor, y al momento,
Contento de hallar su ojo,
Sa volejó sin mas autojo. Se volvió sin mas antojo De milagro. Aplica el cuento.

DON CÁRLOS.

¿Qué importa, si me traspasa El alma aun con mas dolor Que la muerte...

TRISTAN. ¿Qué, Señor?

DON CÁRLOS.

¿ Qué? Las cosas de mí casa. TRISTAN.

Mi señora es tan honrada, Que mas no lo puede ser.

DON CARLOS. Si; pero en fin es mujer, Y mujer necesitada.

Muchas en el mundo ha habido A quien nombre el tiempo da De firmes.

DON CARLOS. Eso será, Siendo dichoso el marido.

TRISTAN.

La que es buena, por si es buena, Sin otra solicitud ; Porque la propia virtud No estriba en la dicha ajena.

DON CARLOS.

Estando en el arco asida, ¿Por qué una cuerda se parte?

Porque tirando sin arte, Si pasan de la medida Adonde llega la cuerda, Por fuerza se ha de romper.

DON CARLOS.

Eso vendrà à suceder Con Leonor Leonor es cuerda; Pero viéndose apretada De tanto necio galan, Y sobre todo, Tristan, Estando necesitada, Rendida à injustos abrazos, Podrá decir : «Cuerda fui ; Tiraron mucho ; y asi, Fué fuerza bacerme pedazos.»

TRISTAN. Y cuando fuese verdad, Tù ¿ qué has de hacer?

DON CARLOS.

Consumirla y abrasarla.

No estando tú en la ciudad,

Y siendo Leonor discreta, Cómo bas de poder saber Si te pudo ó no ofender? DON CARLOS.

No hay cosa, Tristan, secreta.

TRISTAN. Quien ama y honrada fué, Aun no se fia de si.

DON CÁRLOS. ¿ No tiene vecinos?

TRISTAN.

DON CARLOS.

Pues yo sé que lo sabré; Que hay hombre que se entretiene En ser perpétuo veedor, Y para hacerlo mejor, Su libro de caja tiene, Donde el que quisiere saber Si el vecino entró ó salió, Si la música se dió, Si se asomó la mujer, Lo verá tan puntual Como fué la presuncion, Y con su cuenta y razon, Fojas tantas, noche tal.

TRISTAN.

Vendrà à ser ese vecino, Si lo cursa dos inviernos, Cronista de los infiernos.

Salen TEODORO y CLAUDIO, con hachas, Y ESTELA Y DON FERNANDO, con DOÑA LEONOR.

DON FERNANDO. En fin, ¿el galan no vino? ESTELA.

Por llevarte mas presente, He consentido, Leonor, Que pases del corredor.

Esta es la calle; mas tente, Que hay dos hachas á la puerta.

DON CÁRLOS. Dos hachas? Aguero ha sido.

TRISTAN.

¿Qué puede haber sucedido? DON CABLOS.

Estará ya mi honor muerto De enfermedad de algun yerro, Y enterrarle en oro y cobre, Porque à la puerta de un pobre Nunca hay hachas sin entierro.

¿ Qué entierro ó qué frenesi? No ves á Estela y Fernando Estar con Leonor hablando?

DON CÁRLOS.

Pues escucha desde aquí.

CLAUDIO.

Cárlos ba sido dichoso En topar con tal mujer.

TEODORO.

Como no venga á caer; Porque, aunque adore á su esposo, Como son los pareceres Varios, puede su belleza Cansarse de su pobreza; Que hay, Claudio, muchas mujeres Que son, à mas no poder, Haciendo una liviandad, Malas por necesidad, Y no por quererlo ser.

TRISTAN.

¿Oyes eso?

DON CARLOS. Muerto sov. TEODORO.

Advierte, Señor, que es tarde.

DON FERNANDO. Pues adios.

DOÑA LEONOR.

El cielo os guarde. DON FEBNANDO.

Hola! El coche. - Vuestro soy. (Vase.)

DON CARLOS.

¿ Qué te parece, Tristan?

TRISTAN.

Que ha sido tu flema mucha.

DON CABLOS.

Di mi pasion; mas escucha, Que allí una música dan.

TRISTAN.

Pues ¿qué importa que la dén? ¿No será mejor llamar, Ver á Leonor y cenar?

DON CÁRLOS.

No es mejor ni me está bien,

VOCES. (Cantan.)

¡Ay necesidad infame! ¡A cuántos honrados fuerzas A que, por amor de ll. Hagan mil cosas mal hechas!

¡Ay honor, y cómo creo Ouehabeis de volverme loco! Cuanto miro, cuanto toco, Cuanto escucho y cuanto veo, Parece que en profecía, Como si me conociera, Me anuncia con voz severa La dicha tristeza mia. ¿ Yo por mi mujer infame? Oh mal haya el inventor Deste género de honor, Si honor es bien que se llame Cosa que no está en mi mano, Y estriba en ajena culpa! Pero dará por disculpa Algun político humano Que, como por sacramento Son el hombre y la mujer Una carne, un alma, un ser, Una vida y un aliento, El agravio se reparte Segun es la cantidad, Y como por vecindad, Le alcanza al hombre su parte. Pues ¿cómo mi honor manchado, Y pudiéndolo impedir? Y purchased impedia, No, Leonor, yo he de morir, Y he de morir por honrado. ¡ Vive Dios, Leonor hermosa, Que no has de ofender tu honor Por ser pobre, y que mi amor Ha de hacer por ti una cosa, Que à poner venga en olvido Cuantos triunfos generosos, Por afectos amorosos, Hayan los hombres tenido! Adios, Tristan.

TRISTAN. ¿ Dónde vas? DON CARLOS.

Esto en el honor es ley, A verme con el Virey.

¡Jesus, qué perdido estás! Al Virey? Escupe luego.

DON CARLOS. Quédate, y dila à Leonor Que voy à morir de amor, Como fénix en el fuego, Y en mi nombre la darás Este abrazo.

TRISTAN. Escucha, espera. DON CÁRLOS. No soy hombre; que soy fiera.

TRISTAN.

Pues dime, ya que te vas, ¿A qué vas? Para que entienda El extremo de tu amor.

DON CABLOS.

A dejar rica á Leonor, Porque despues no me ofenda. (Vanse.)

Salen algunos criados, y detrás EL REY, firmando cartas, y UN SECR TARIO.

SECRETARIO.

Esta que firmaste ahora Es para su majestad.

Pues luego la trasladad.

SECRETARIO.

Cerrada está.

VIREY.

Que vida con v se escribe? No, Secretario, con b.

Yerro de la pluma fué; Que no mio.

VIREY.

Quien recibe Una carta mal escrita No sabe si fué ignorancia, Y aunque, en fin, no es de important Y al dueño desacredita, Es una cosa tan justa Hablar siempre con verdad En todo à su majestad, Que aun el alma se disgusta De esa breve niñería ; Y así, volved á escríbir, Porque no se ha de mentir Al Rey ni en la ortografía. SECRETARIO.

Para el Marqués, tu sobrino.

Es esta.

VIREY. Hay mas que firmar? SECRETARIO.

Bien te puedes acostar.

CRIADO. (Dentro.)

Hay tan grande desatino! Sin duda que loco viene.

VIREY.

¿Qué es eso?

CRIADO

Un hombre que ha di En que, aunque estes acostado, Te ha de hablar.

¿ Qué traza tiene? CRIADO.

Aun no le he visto la cara.

VIREY.

Pues decilde que entre. CRIADO.

Entrad.

Sale DON CARLOS.

DON CÁRLOS.

Ello es gran temeridad, Pero el amor no repara En nada.

VIREY.

Decid que hable,
Pues está ya en mi presencia.

DON CÁRLOS.

Solo quiero á vuecelencia.

¿ Solo ? ¡Suceso notable! Mas un hombre como yo, Que jamás conoció el miedo, ¿ De qué duda? Solo quedo. — Idos todos.

(Vanse todos, menos el Virey y don Cárlos.) DON CÁRLOS. (Ap.) Ya cerró.

Ya está cerrada la puerta Y à solas estás conmigo; ¿ Qué dices agora? DON CÁRLOS.

Digo
Que mi muerte se concierta.
¿ Has de darme, gran Señor,
Palabra, sin agraviarme,
Sea quien fuere, de escucharme?

Si doy; hablad.

DON CÂRLOS.

(Ap. ; Qué valor!)

Yo soy don Cárlos Osorio.

VIREY.

¿Qué decis?

DON CÁRLOS. Escucha agora, Lustre Señor, la accion Mas nueva y mas prodigiosa Que en los anales del tiempo Han escrito sus historias. Yo maté al Conde, es verdad, Mas fué porque con mi esposa Le ballé una noche, fingiendo, En la voz y en la persona, Que era yo, para gozar, Fiado en sus negras sombras, Si no el todo, alguna parte Del aliento de su boca. Y cuando fuera mi dama Viéndole con ella à solas, Hiciera tambien lo mismo; Que en mi opinion no se forma El duelo de aqueste agravio Porque la mujer se nombra Propia, sino porque, siendo Dueño suyo el que la goza, Atreverse a enamorarla Es despreciar su persona, Es despreciar su persona, Y no tenerle respeto, Sea ó no la mujer propia; Que en las ofensas del gusto Tambien al alma le tocan. Temeroso de las varas, Que en cualquiera parte sobran, Dejé animoso à Valencia, Y huyendo de mil pistolas, Me fui à un monte tan preñado De los pinares que aborta, Que sus torcidas raices, Que por la tierra se asoman, Aun riñendo sobre el sitio, Se pisan unas à otras. Alli, empedrados los riscos De cantuesos y amapolas, Tan cerca habitan del cielo, Que los llantos de la aurora En vasos de nacar beben Primero que el mundo una hora. Por este verde edificio Discurriendo en mis congojas, Entre dos peñas hallé Formada una parda alcoba,

Que, á mi parecer, sería, Si el desaliño se nota, U de algun sátiro albergue, U de algunos brutos choza. Entramos yo y un criado, Que en mis afficciones todas Me ha acompañado leal, Y mirando à la redonda Aquel hospedaje oscuro, Mil aberturas y bocas Descubrimos tan confusas, Que en su fábrica arenosa Aun yo no me hallaba a mi Muchas veces sin antercha. Con este me aseguré En la modestia enojosa Que mis temores me daban, Que mis temores me daban, Y puesto en la celda angosta De uno de aquellos nichos De árboles, pellejos y hojas, Hice cama, donde estuve Cercado de peñas toscas Diez meses y mas tres dias, Con el fuego y con la honda Matando para comer, Ya la liebre corredora Ya na ligido gazano. Y ya el tímido gazapo . Que entre las matas se emboscan. Y estando mirando con l estando mirando un dia Recrearse una paloma Recrearse una paloma
Que à su consorte marido,
Cuando el sol los campos dora,
Con mil géneros de arrullos
El pico daba amorosa,
Vi que un gabilan hambriento
Con agudas alas corta El aire desde una encina Y estando mas cerca, roba De los dos al triste esposo, Llevándole entre las corvas Uñas al árbol primero, Donde con furia rabiosa Se lo comió sin trincharle, Llena de plumas la boca ; Llena de plumas la boca;
Y volviendo à la viuda,
Vi que afligida y llorosa,
Dando vueltas y escarbando
Con los piés la verde alfombra,
Parece que à la fortuna
Se queja de afectuosa;
Que en el mas torpe animal
Tiene el dolor ceremonias.
Era entre todas Señor Era entre todas, Señor, Si bien de una especie todas, Esta mas blanca de pluma Y mas jarifa de pompa; Por lo cual otros amantes, Contentos de verla sola, En vez de pésame y luto, La cercan y la enamoran ; Cuál una pluma le quita, Cuál la halaga y la retoza, Cuál galan se cantonea, Cuál la arrulla y cuál la ronda, Y cuál los granos de trigo Le lleva para que coma; Que hay tambien aves discretas, Y saben que el dar importa. En fin, aunque se defiende Y aunque la pena le ahoga, La necesidad le obliga, La necesidad le obliga,
Tanto este mónstruo ocasiona,
A que el tálamo de pajas
Pise, de otro amante novia.
Esto vi, Señor, un dia,
Y revolviendo en mis cosas,
Confuso y turbado dije
A mi cobarde memoria: \*Leonor es mujer y pobre, Muy querida y muy hermosa, El mundo fuerte enemigo, Ausente yo, y ella sola,

Pues ¿ qué sé yo si Leonor Hace como la paloma, Y da lugar en el nido A quien el trigo le arroja?» Con aquestos pensamientos El alma traje tan loca, Que tirar piedras podia A los sentidos que informa. Despacho luego un criado A Valencia por la posta, El cual me refiere ¡ay cielos! De mi Leonor, de mi esposa, Necesidades tan grandes Y finezas tan bonrosas, Oue al paso que me regalan, El corazon me apasionan. Y despues de mil discursos, Viendo que la tenebrosa Noche me ayuda, en el traje Que miras, entro á deshora, Resuelto á satisfacer, Aunque á morir me disponga, De mis dudas y recelos La conciencia escrupulosa; Y estando en mi calle un rato, Por ver si alguno alborota Mi casa, cuanto escuché Fué anunciarme mi deshonra Y encarecer á Leonor, Añadiendo que, aunque agora Es una peña, un diamante, Un risco, un monte, una roca, La vencerá, andando el tiempo (Si bien de fuerte blasona), La necesidad infame, Que no hay virtud que no rompa. Y asi, viendo que mi vida Ni me sirve ni me importa, Que no es vida, bien mirado, Vida con tantas zozobras; Y acordándome que tú A quien me mate ó me coja Ofreces seis mil ducados, Intento ; notable cosa! Entregarme yo a mi mismo, Para ganar desta forma, Para ganar desta forma,
A costa de una garganta,
Lo que Valencia pregona;
Y porque Leonor, siquiera
Con esta ayuda de costa,
Se libre de los peligros
Que en profecía la acosan.
Mira, Señor, si el amor
Que me anima y me provoca
Es bien nacido, y merece
Bronce y mármol, pues se arroja,
Como gentil, á la muerte,
Que ya me espera por horas.
Yo me prendo, yo me mato,
Yo me sirvo de ponzoña,
Yo me traigo al sacrificio,
Yo doy la leña y la aroma,
Yo me vendo como esclavo,
Yo pongo al cuello la soga, Yo pongo al cuello la soga, Yo soy mi verdugo, yo, Que cuando el honor le arroja, Contra si mismo se vuelve, Como arrojada pelota Cúbrame los piés de hierro La carcel, sus lanzas rompa La justicia, que, enojada. Contra mi se muestra sorda. Brote fiscales el oro, Que mi inocencia pospongan; Salga de madre el poder, Dé voces la envidia ronca, Y escribanse contra mí Mas delitos y mas hojas Que tiene ese mar salado De arenas, peces y conchas; Que aunque sé que desta suerte Voy muriendo por la posta,

Y ha de matar à Leonor Tragedia tan lastimosa, Mas quiero morir que oir Su pobreza y mi deshonra, Su riesgo y mis amenazas, Sus dichas y mis congojas; Que para un hombre de bien, Que hace estimacion heróica De la honra que profesa, No hay vida como la honra.

VIREY. Envidioso me has dejado. Porque en fábulas ni historias No be visto resolución Tan honrada y tan briosa.

DON CÁRLOS. ¿Qué responde vuecelencia? VIREY.

Que soy Sandoval y Rojas, Y sé estimar la nobleza; Espera un poco. — ¡Hola, hola!

Salen EL SECRETARIO, DON FER-NANDO Y DOÑA LEONOR.

SECRETARIO.

¿Señor?

DON FERNANDO. ¿ Qué es aquesto? VIREY.

Entrad.

DOÑA LEONOR. Daré voces como loca.

¿Mi Leonor?

DONA LEONOR. Pues ¿cómo, ingrato? Es posible que malogras Una vida que es tan mia, Por una accion tan impropia Del ser humano? ¿ Qué tigre, Manchado à trechos, que onza , Pintada de moscas negras Y de color parda y roja,

Hubiera sido conmigo Tan fiera y tan rigurosa?
¿Qué me importa la riqueza
Que con tu muerté me compras,
Si no puede aprovecharme?
Porque apenas en la losa
Tu cabeza destroncada Verá el alma que te adora, Cuando con el mismo acero, Aunque parezca lisonja, Me abriré el pecho yo misma, Y de su esfera amorosa Tan vivo te sacaré En brazos de mi memoria, Que pueda otra vez prenderte La justicia cavilosa. ¿ Es posible que me matas?

DON CARLOS. Ay Leonor! Ay dulce esposa! Con eso muero contento; Llega, pide, admite, cobra En mis brazos la disculpa.

VIREY. Hoy, aunque en palabras pocas, Verá el mundo que compite Con la faccion animosa De Cárlos mi gran piedad. Escuchad todos ahora.

DON CÁRLOS.

Leonor, oye.

DOÑA LEONOR. Trance fuerte!

Cárlos, por ser tan notoria La muerte del conde Astolfo, Porque le halló con su esposa, Confiesa que le mató.

DON CARLOS.

Es asi.

TRISTAN. ; Notable cosa!

VIREY.

Mas, supuesto que el que mata

Sin odio ni vanagloria,
Solo por guardar la vida
O la hacienda, siendo propia,
Aun para con Dios no peca,
Y la honra es una joya
Mas que la vida estimable
Y que la hacienda preciosa;
Que, como Cárlos lo dice,
No hay vida como la honra;
Digo que à Cárlos perdono,
Porque en accion tan heròica
No ha de enojarse un virey Sin odio ni vanagloria No ha de enojarse un virey De lo que Dios no se enoja. Y porque yo prometi Seis mil ducados, sin otras Mercedes, al que trajere Muerta ó presa su persona . Pues él mismo se ha traido Sin grillos y sin esposas, Lo prometido le doblo.

DON CÁRLOS. Como Dios haces ahora : Siendo nada, el ser me has dado.

DOÑA LEONOR. A tus plantas generosas Ofrezco lo que me das, Que es la vida.

> TRISTAN. Aqui hay tres bodas;

Aquesto por abreviar Cumplimientos y tramoyas. Estos señores se casan, Estotros dos se desposan, Yo me arrugo con Inés, Y aquí tiene fin la historia Del marido mas honrado.

DOÑA LEONOR. No se llama de esa forma. DON FERNANDO.

Pues ¿cómo?

DON CÁBLOS. Yo lo diré : No hay vida como la honra.

# COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# LA MAS CONSTANTE MUJER,

DEL DOCTOR JUAN PEREZ DE MONTALVAN

## PERSONAS.

CARLOS, galan. EL DUOUE DE MILAN. EL CONDE DE PUZOL.

ISABEL, dama. ROSAURA, dama. FLORA, criada.

| LAURA, criada. SERON, lacayo. ACOMPAÑAMIENTO.

#### JORNADA PRIMERA.

Salen ISABEL, FLORA y SERON, deteniendo a CARLOS.

ISABEL.

No has de salir, vive el cielo. Sin decirme la ocasion Primero de aquesta ausencia.

CARLOS. Déjame, Isabel, por Dios.

ISABEL.

¿Qué es dejarte ?-Tenle, Flora. FLORA.

Pues ayudame, Seron.

SERON.

Ya te ayudo.

CARLOS. Mataréte.

ISABEL.

SERON.

Ya no te ayudo.

Senor. Si valen algo contigo Mi fe, mi humildad, mi amor, Ya que te vas, como quien

Se huye de la prision, Dime, ¿adonde vas así? CARLOS.

A morir.

ISABEL.

¿Por qué ocasion? CARLOS.

Porque naci desdichado Porque be de perderte hoy, Porque te casa tu padre Con el conde de Puzol, Y porque no quiero verlo; Mira si tengo razon Para dejar a Milan.

ISABEL.

No la tienes.

CÁRLOS. ¿ Por qué no? ISABEL.

Porque soy yo la que casan, Y no he de casarme yo Con otro, viviendo tu. Y queriéndonos los dos.

CARLOS.

Pues ; qué he de hacer, si tu padre, Que siempre me aborreció, De casarte, aunque te pese, Tiene ya resolucion?

ISABEL

¿Qué has de hacer? Llegarte à mi, con mucha turbacion, Destroncadas las palabras, El semblante sin color, Coléricas las acciones. Sin pulsos el corazon , Muerto el brio , vivo el daño, Sordo el bien , torpe la voz; Y en fin , todos los sentidos Con el ansia y el dolor Barajados, como casa De principe que murió; Decirme, Carlos, decirme Con blandura ó con rigor: «Mi bien, señora, ó mujer A secas (que la pasion No repara en ceremonias), En aqueste estado estoy. Tu padre quiere casarte, Y con mi competidor; Mira qué habemos de hacer; Que entonces te diré yo Mi sentimiento ; y si fuere Muy à tu satisfaccion, Tequedarás en Milan, Como hasta ahora ; y si no, Para dejarme tendrás . Si no disculpa, ocasion, Sin que tu partas cobarde, Ni ofendida quede yo; Porque irse un galan, no habiendo Hecho la dama traicion.

Si en ella es mucha desdicha, En él es poco valor.

CARLOS.

Qué importa , si aun para hablarte, egun desgraciado soy, Ocasion apenas tengo, Despues que el Conde te amó?

ISABEL.

¿ No hay un papel?

CÁRLOS. No hay papel,

Sino es el del corazon, Que baste à las penas mias; Porque un papel, en rigor, Podrà llevar las razones, Pero las lágrimas no; Que, como ellas y el papel Son de una misma color, Aunque le sirvan de tinta Al alma que las vertió, En enjugandose, dejan De ser aquello que son, Y solo queda en papel Lo que fue papel y amor.

ISABEL:

Pues dime aquí lo que pasa , Que cuando el daño llegó A ser tanto como das A entender, no es discrecion Malograr tiempo ninguno; Y así, en tanto que los dos Hablamos, los dos podréis, Desde aquese corredor, Avisar si álguien saliere. SEBON.

De todo advertido estoy.

FLORA.

Yo tambien ; que en esta ciencia Puedo leer de oposicion.

SERON.

Así supieras el credo.

FLORA.

Mirar y callar, Seron. (Vanse Flora y Seron.) ISABAL.

Ya puedes hablar: di ahora Lo que tu pecho sintiò.

CARLOS.

Pues digo que, como sabes, De tus rayos girasol, Mariposa de tu fuego. Aguila de tu candor, Y abeja dulce, que á cuenta De tus claveles vivió, Há seis años que te adoro , Y sabes (¡ mortal estoy !) Tambien que desde los bandos Que Estéfano Cervellon Introdujo en Lombardía , Cuando Milan se asoló , Esforcias y Borromeos Se miran con tal rencor, Que si tu padre llegara A entender nuestra aficion, El quitarte à ti la vida Fuera el castigo menor. Aquesto supuesto, digo Que el Duque ayer me contó. Como á su amigo y privado, Que tu padre le pidió Licencia para casarte, Y el Duque le respondió...

ISABEL.

; Muerta escucho!

CARLOS.

Que fiase

De su cuidado y amor El casarte de su mano. Tu padre le replicó: «Como no la deis esposo (Que fuera gran disfavor Para mi) de los Esforcias, A todo obediente estoy.»

ISABEL.

Y el Duque, ¿ qué dijo à eso?

CARLOS.

Qué dijo? Le aseguró De que Esforcia no seria , Y a esa pena le añadió Ta esa pena le anadio
La de saber que Rosaura,
Que es del Duque, mi señor,
Hermana, tiene ofrecido,
Porque de ella se valió
Tu padre, hablar por el Conde.
Mira, en tanta confusion,
Si puede haber mas desdichas Que me cerquen; pues si doy Licencia à mi voluntad, Hago agravio á tu opinion Pues no habiendo de ser mia, Es aventurar tu honor.
Si hablo al Duque, está empeñado
En responderme que no;
Si à Rosaura, está obligada
Por estotra intercesion; Si á tu padre, le ocasiono A mas ira y mas furor; Si callo, pierdo mi gusto; Y si quiero hablar, los dos Nos perdemos , pues quedamos, Yo, Isabel , sin galardon , Y tú con la fama en duda Para con el vulgo atroz Pensar vencer à tu padre Es vana imaginacion; Hablar al Duque, locura; No darle cuenta , traicion ; Sufrir à otro amante , infamia ; Estorbarlo, indiscrecion; Aborrecerte, imposible; Casarme con otra, error; Y en efecto, verte ajena, Mortal desesperacion Para el alma, Mira ahora

Si hago bien en irme yo A morirme de mi agravio, Que es la enfermedad mayor Para quien amando llega A perder lo que adoró.

ISABEL. (Ap.) De suerte he quedado (jay cielos!), Que apenas puede la voz En el pecho articularse; Pero, aunque la pena (jay Dios!) Me tiene fuera de mí, Aqui importa mi valor Para detener à Carlos. Parque es de mi corazon La mitad; ¿la mitad dije? Egré, la lengua mintió; Que si fuera la mitad, Con la media que quedó Pudiera, aunque se ausentara De mis ojos Carlos hoy, Tener como media vida; Tener como media vida;
Pero si tan suya soy,
Que vivir sin el no puedo,
Como el alba sin el sol,
No es Cárlos, no, la mitad,
Sino todo el corazon;
Que en el imperio del gusto,
Cuando el amor es amor,
Ni en la vida hay diferencia,
Ni en el alma bay division.

Estás ya desengañada De que no es. no, desamor Irme, habiendo de perderte, Sino muy cuerda elección Para no ver...

ISABEL

Bueno está; Basta, Cárlos, que el blason Con esos miedos desdoras De tu heróico pundonor. Cuando yo contra los hados Y su vil conjuracion, Soy monte, soy edificio, Soy muralla y roca soy, Que à las espumas del mar Tantas veces rebatió, ¿Tú te rindes, tú te cansas, Y como de azabar la flor, Que es pastilla que se quema En el brasero del sol, Espiras al primer aire Espiras ai primer arec, Mueres al primer ardor? Yo te doy que el Duque quiera, Como absoluto señor, Darme esposo de su mano; Que muestre su indignacion Mipadre, como hasta aqui; Que interponga su favor Mi señora por el Conde; Y en fin, que contra los dos Todo el mundo se conjure; Cuando llegue la ocasion De casarme, di, i no es fuerza Que diga primero yo Que si? Pues no tengas pena Que lo diga, aunque el rigor De una daga me lo mande, Pues cuando en su ejecucion, Forzada la voz, dijera De si por decir de no, Colérica la verdad Saliera de su prision, Y dijera que mentia Con los afectos, que son Los modos que tiene el alma Para desmentir la voz, Cuando dice con la boca Lo que niega el corazon. Cárlos, ya estás empeñado, Y tambien lo está mi amor;

Dejarme, es ingratitud, Afligirme, compasion; Volver atrás, cobardía, Y no verme, sinrazon; Que no nacieron de un parto La voluntad y el temor. No es constante quien no espera, Mas quiso quien mas sufrió, A un pesar sigue un placer, Tras la noche sale el sol, La fortuna es merecerla La verdad siempre venció. Su edad tiene la desdicha, Todo el tiempo lo mudó. Con amor no hay imposible Ni ventura sin pasion; Y en fin, para todo halla Remedio quien le busco; Y cuando el remedio falte, Y usen de todo rigor Las estrellas, sabra el mundo Que pudo mi estimacion Vivir sin gozarte, si, Pero sin quererte no ; Porque aquello es fortuna , y esto amor, Y no está mi fortuna en mi eleccion:

Salen SERON v FLORA.

SERON.

Mi señor.

FLORA.

Rosaura.

SERON.

El Duque.

FLORA.

Tu padre y el de Puzol.

SERON.

Acabad, cuerpo de Cristo.

FLORA.

Presto; que llegan los dos.

ISABEL.

Pues adios; hasta despues. CÁBLOS.

Mil años te guarde Dios.

ISABEL.

Cárlos, siempre he de ser tuya.

CARLOS.

Yo lo he de ser y lo soy.

ISABEL.

Amor, volved á animaros.

CÁRLOS.

Volved á vivir, amor.

(Apártanse los dos.)

Salen EL CONDE DE PUZOL, ROSAU-RA, EL DUQUE DE MILAN Y LAURA.

Esto vuelvo á suplicar A vuecelencia.

ROSAURA.

Yo haré Cuanto pueda, ya que sé, Por mi mal, lo que es amar. (Ap. Pues despues que à Cárlos quiero, Aunque lo callo y reprimo, De cualquiera me lastimo Que muere del mal que muero.)

DUQUE.

Buena Isabel ha venido.

ROSAURA.

Si algo vale mi favor. El Conde la tiene amor: Y así, á vuestra alteza pido Premie su amor y asistencia , Y à sus méritos tambien. jAy loco amor! Està bien; Mas déjelo vuecelencia Para mejor ocasion, Y entonces podrá mandarme. (Ap. Mucho ha sido reportarme.)

ROSAURA.

Yo cumpli mi obligacion.

CARLOS. (Ap.)

Y yo, pues morir me veo, Si dentro de mi estaviera El Duque, no respondiera Mas conforme à mi deseo.

ISABEL. (Ap.)

Parece, segun responde El Duque, que ha consultado Mi deseo y mi cuidado.

CONDE.

Senor ...

DUQUE,

Es cansaros, Conde.

CONDE.

Por qué, si el dármela à mí Hoy en vuestra mano està?

DUQUE.

Porque nadie , Conde , da Lo que quiere para si.

CONDE.

Ya le entendí á vuestra alteza. (Ap. ; Ay de mí!)

DUQUE

Pues sed discreto, Y guardad, Conde, secreto, O guardad vuestra cabeza.

conde. (Ap.)

Aquí dió fin mi aficion.

DUQUE.

(Ap. Mas vale hablar que morir; Y pues que no puedo huir De que sepan mi pasion, De Cárlos me he de valer Para que à Isabel la cuente Lo que el alma sufre y siente.) Vén, Cárlos, que es menester Mas que nunca tu cuidado; Salud los cielos os dén.

ROSAURA. Y á vuestra alteza tambien.

Esto es lo mas acertado.

s acertado.

Esclavo soy de tus piés.

DUQUE.

Di, amigo, y el mas amigo, Pues quiero... Mas vén conmigo, Y dirételo despues. (Vanse el Duque, el Conde y Cárlos.)

ROSAURA.

Basta, Isabel, que su alteza, Como dueño soberano, Quiere darte de su mano Esposo, que tu belleza Merezca y tu entendimiento.

ISABEL.

Siempre el Duque, mi señor, Hizo à mi casa favor; Si hien, aunque callo, siento Que quiera darme marido, Porque à su gusto me ajusto Sin mi eleccion y mi gusto.

ROSAURA.

Presumo que te he entendido. ¿ Querias al Conde ? Di La verdad , que te hablo yo. Al Conde, Señora, no.
ROSAURA.
¿ Y á otro sin el Conde?

8

Muy aprisa has respondido.

Es que la pasion estaba,
Mientras no se declaraba,
A la puerta del sentido,
Como quien quiere salir
Y con la puerta no acierta;
Pero viendo que la puerta
La manda el amor abrir,
Apenas vióclaridad,
Cuando, sin mirar su mengua,
Salió del pecho à la lengua,
Y te dijo la verdad.

ROSAURA. Y él, dime, sabe tu amor?

Claro está , pues puedo habiarle.

ROSAURA.

Dichosa tú, que fiarle
Puedes tu pena y dolor.
(Ap. Y triste de quien suspira
Tan sia premio en lo que emprende,
Que llama à quien no la entiende
Y busca à quien no la mira,
Porque sia remedio muera.)
ISABEL.

Si alguna melancolia, Como nube en claro dia Y como mancha en vidriera, Eclipsa tu luz, advierte Que es ofender mi amistad El encubrir la verdad.

ROSAURA.

¡Ay Isabel! que es de muerte La causa que asi me olvida De mi ser y de mi honor.

ISABEL.

Mayor será mi valor Para ofrecerte la vida Contra el fracaso ó el daño Que te espera suceder.

ROSAURA.

(Ap. Ahora bien; yo soy mujer, Y como tal, es engaño
Pensar que puedo callar
Estando de esta manera.)
Flora, Laura, idos afuera.

(Vanse Flora y Laura.)

ISABEL.

Ya se han ido ; desahogar Puedes el pecho conmigo , Y de mi lealtad creer Que haré cuanto pueda hacer.

ROSAURA. (Ap.)
Pues ¿ qué dudo, que no digo,
Si he de aliviar mi tormento,
Lo que sufro y lo que lloro,
Lo que temo y lo que adoro,
Lo que callo y lo que siento?
Por ver si con ese ingrato
Hay modos, sin declararme,
Que le obliguen à mirarme.

ISABEL.

No te aflijas.

ROSAURA. .

Pues un rato
Me escucha con atención ,
Puesto que flaqueza fué ,
Y mi pena te diré
Con una comparación.

Viste un águila valiente , Que cenicienta de pluma Desde la cola à la frente, El cuello largo, el pié chico, Mas por ira que por gala, Derecho el corte del ala, Y con el ramo del pico Mira al sol desde su asiento Con atencion tan devota. Que parece que le agota Cuando le bebe el aliento Y en medio de esta deidad, De esta pompa, de este honor, De esta luz y de este ardor, Y en fin, de esta majestad, Con que el nido de ladrillo Con que el nido de ladrillo Hace que à planeta anhele? ¿No has visto tambien que suele Ver pasar un pajarillo , Y que sin dársela nada Del planeta que la asiste . Con el pajarillo embiste , Y en acosarle empeñada (Aunque es de las aves reina , Y su altivez la reporta ), Con el pico el aire corta Y con el ala le peina , Hasta que al centro abatida Por una presa tan vil , Por una presa tan vil , La cuchilla de marfil Esgrime contra su vida: Y abriendo la boca oscura. Se le come sin mascar, Tan aprisa, que, à encontrar En el estómago anchura, Volar pudiera y vivir, Pues tan vivo le tragó, Que allá en el buche acabó El pájaro de morir? Pues así yo, que naci Tan alentada, que puedo Ponerme à mí misma miedo, Ponerme a mi misma miedo,
Si me imagino sin mi,
Cuando altiva y arrogante
Desde mi solio divino
Miraba al duque de Ursino,
Que es el que ha de ser mi amante,
Un hombre vi tan perfecto Un hombre vi tan perfecto (¡Ah, nunca le viera yo?), Que el alma me arrebató Tan á pesar del respeto. Que dejé contra mi estado. Y sin poder resistillo, El sol por el pajarillo, Como el águila en el prado; Mas con una diferencia, una el águila le venció. Que el àguila le venció , Mas yo no ; pues antes yo Quedé muerta en su presencia. El águila fué mi amor, El Duque el sol que dejé , Y el pajaro Cárlos fué, quien rendi mi valor; Mira si es causa (¡ay de mi!) Para que muera , hasta tanto Que diga mi pena el llanto, O tú la digas por mi,

ISABEL

Vuelve á decirme quiéu era (Ap. ¡Ay amor,! ay pena triste!) El pajarillo que viste Cuando volaste ligera.

ROSAURA.

Cárlos Esforcia.

Esto es hecho.

No fué discreta eleccion?

ISABEL.

(Ap. Por enmedio el corazon Se me ha quebrado en el pecho.) Si, pero muy desigual Y muy ajena de ti.

ROSAURA.

Por eso digo que fui Como el águila real.

En ella su arrojamiento Fué ignorancia, y no desden. BOSAURA

En llegando á querer blen, Nadie tiene entendimiento.

Siempre le tiene el valor Cuando se atiende y se escucha.

BOSAUBA.

Tambien si la gala es mucha, Tiene disculpa un error.

ISABEL.

Para galan, basta gala, Pero no para marido. ROSAURA

Cárlos es tan bien nacido, Que en sangre a mi sangre iguala.

ISABEL

Si, mas si el Duque te quiere, Poco su sangre importó.

Cáseme á mi gusto yo, Y venga lo que viniere.

ISABEL.

¿Cómo, estando de por medio Quien lo puede resistir?

Yo no te vengo à pedir Parecer, sino remedio; Y así, supuesto, Isabel, Que no es capaz de razon Esta mi loca pasion, Esta mi pena cruel, Este mi ardiente deseo, Este mi amante delito, Este mi ciego apetito Y este mi barbaro empleo; No me repliques à nada, Porque para no lo hacer, Tengo amor y soy mujer, Y vengo determinada; Que es decirte por buen modo Que, en lugar de aconsejarme, Trates solo de ayudarme,

Aunque se aventure todo. ISABEL.

(Ap. ¡Hay fortuna mas cruel!) Si eso en mi mano estuviera... ROSAURA.

Si estarà.

¿De qué manera , Estando en su gusto de él? ROSAURA.

Mira, yo le tengo amor, Pero dársele á entender Yo misma, fuera perder El respeto á mi valor; Yasi...

ISABEL Tente, que ya sé Que quieres (Ap. ; Suerte enemiga!) Que a Cárlos bable y le diga Tu amor, tu pena y tu fe, Y desde aqui te prometo Con mucho gusto servir. (Ap. Porque deseo morir;

Y para que tenga efecto. muera sin hacer cama, Es atajo que yo llegue , Y al mismo que adoro ruegue Que quiera bien á otra dama; Porque es una peticion, Que quien pedirla concierta Y al punto no se cae muerta, No cumple su obligacion.)

ROSAURA.

Ya, segun eres discreta, Mi ventura considero.

ISABEL. (Ap.) Si he de morirme primero Qué importa que lo prometa ? Pero , cielos , si el sentido Acaso no me ha faltado , ¿Como... (; ay de mi!)

Que así el color has perdido?

ISABEL.

Nada, sino el ver que asi Tu opinion se amancilló:

Pues que no me aflijo yo , No te dé cuidado á ti.

ISABEL.

(Ap. ; Yo por otra (; ay hado injusto !) A Cárlos he de rogar ?) No es posible...

ROSAURA. ¿ Qué?

ISABEL,

Dejar De hacer, Señora, tu gusto. ROSAURA. (Ap.)

¡ Qué ventura!

ISABEL. (Ap.) ¡ Qué impiedad! ROSAURA. (Ap.)

Qué dicha!

ISABEL. (Ap.) Qué desaliento! ROSAURA. (Ap.)

¡ Qué esperanza!

ISABEL. (Ap.) Qué tormento! ROSAURA. (Ap.)

¡ Qué fineza

ISABEL. (Ap.) ¡ Qué crueldad! ROSAURA. (Ap.)

Hoy à vivir empecé.

ISABEL. (Ap.)

Hoy mi esperanza perdí.

ROSAURA. (Ap.)

Hoy el silencio rompi.

ISABEL. (Ap.)

Hoy la vida me quité.

BOSAURA.

Vamos, porque mi dolor Sosiegue con tu cordura.

ISABEL. (Ap.) Pues nacimos sin ventura.

Vamos á morir, amor. (Vanse.)

Salen CARLOS Y SERON.

CARLOS. Si no ballares á Isabel Búscame à Flora siquiera, Para que de mi desdicha Lleve à su dueño las nuevas.

Ni la una ni la otra Es posible que pacezcan ; Porque no he dejado en casa Desvan, tejado, azotea, Sala , cuarto , corredor , Recibimiento , escalera , Camarin , retrete , estrado , Reja, aposento, gatera, Patio, jardin, galería, Sótano, alcoba, despensa, Portal, cochera, guardilla, Tránsito, esconce, tronera, Estera, spelo, ripcon Estera , suelo, riucon , Caballeriza y bodega . Que no haya visto, y por Dios , Que no puedo dar con ellas. Solo me dijo endenantes . Encontrándome una dueña... Por señas, que era tan larga, Tan difusa y tan extensa De la cabeza á los piés, Que si alguien se resolviera A caminarla, seria Necesario que saliera De los piés muy de mañana, Como quien anda diez leguas Para llegar á la noche A cenar á la cabeza.

Qué te dijo? Dilo aprisa ; Que no es ocasion aquesta Para donaires, Seron.

SERON.

Que estaban con su excelencia, Y que ya se despedia.

CÁBLOS.

Oh qué mal rato la espera, Y qué de penas le aguardan, Si la tengo de dar cuenta De los intentos del Duque!

SERON.

En fin, ¿ la quiere su alteza?

CÁRLOS.

No solamente la quiere, Sino quiere que yo sea Quien sus intentos la diga Y sus penas la encarezca.

SERON.

Y tu, ¿qué dijiste à eso? CARLOS.

Conociendo la extrañeza De su natural esquivo Y su condicion severa. ¿Qué le habia de decir?

Tu amor decirle pudieras, Confiado en su amistad,

Fuera confianza necia; Que un señor diera una espada . Un caballo, una cadena, Una joya, una pintura, Y otras semejantes prendas; Mas la dama no es posible , Y mas queriendo de veras ; Que si Alejandro la dió, Fué despues de gozar de ella; Y así, no fue bizarria Sino solo en la apariencia; Que el dar ajada una flor Y pisada una azucena, Mas viene ser para un hombre Comodidad que fineza. El Duque me quiere bien , Porque ve que en paz y en guerra Le he servido, basta ponerle, Con la sangre de mis venas, El cetro de oro en las manos Y el laurel en la cabeza. Pero temiendo su enojo (Ya conoces mi modestia), Soy corto, no me atrevi.

Buen remedio, no lo seas; Que ann Dios quiere que le pidan, Con ser Dios , à boca llena. No peques, Señor, de corto; Habla claro, y escarmienta En los dedos de las manos, Pues todos al plato llegan, Y con cuanto el hombre come Se untan y se refriegau , Y solo el dedo meñique , Ni come jamás ní cena, Por estar siempre encogido Y subido en talanquera ; Que hasta un dedo ha menester Perder tal vez la verguenza-Para alcanzar, como todos, Un bocado de la mesa.

CARLOS.

Basta; que siempre has de estar De buen gusto , aunque me veas Cercado de mil desdichas,

Mira; desdichas ajenas Nunca me dan pesadumbre; Pero repara que es ella , Si no yerro.

CARLOS.

No te engañas; Ella es, y ya me pesa De verla; que aunque la busco, Como es para entretenerla, Tengo á desdicha el hallarla; Que es mi congoja tan nueva Que estando en verla mi vida, Viene à pesarme de verla.

Sale ISABEL.

ISABEL. (Ap.)

Oh qué bien que se conoce De Cárlos la adversa estrella Pues tan luego le he encontrado! Que, à un triste luego le encuentra Quien va à decirle un pesar O à darle una mala nueva.

Asómase EL BUQUE al paño.

SERON.

El Duque.

DECUE ¿Cárlos? CARLOS.

¿Señor?

DUQUE. Quien bien ama mal sosiega:

Ahora vi que salia Isabel por esa puerta. Llega, y haz lo que te he dicho. CARLOS.

- La respuesta es mi obediencia:

Pues en esta galería Te aguardo con la respuesta. (Vase.) Dios te guarde.

Soy tu esclavo. (Ap. ¡ Habrá desdicha como esta !)

Asómase ROSAURA al paño.

ROSAURA.

¿Isabel?

ISABEL. Señera mia. ¿ Qué me manda vuecelencia ? >

ROSAURA.

Decirte como sin duda El cielo mi dicha ordena. Porque Cárlos está solo. Ya me has entendido, llega, Llega y háblale; advirtiendo Que estriba en tu diligencia Que tenga vida Rosaura.

ISABEL.

Por muchos años la tenga (Annque muera yo); y asi, Retirese à esotra pieza Vuecelencia, y hablarele.

ROSAURA.

Mira, ha de ser de manera Que se logre mi deseo.

Cuanto yo alcance y entienda Le diré.

ROSAURA.

Pues eso basta, Si lo escucha; adios te queda. (Vase.)

CARLOS. (Ap.) Que haya de llevar un hombre, Que de ser quien es se precia, Recados de otro galan A la dama que festeja!

Consuélense los maridos Que à sus mujeres los llevan.

ISABEL. (Ap.)

Que una mujer de discurso Y que profesa nobleza (¡No se cómo me lo diga!), Al galan que la desea... Pero no quiero decirlo, Que si en fin , aunque no quiera, He de decirlo despues Cuando la ocasion se ofrezca, Basta que despues lo diga, Sin que ahora lo retiera . Porque no es para dos veces El repetir una afrenta.

CARLOS. (Ap.) Pero si ha de ser, ¿qué dudo?

ISABEL.

(Ap. Pero ¿qué dudo si es fuerza?) ¿Cárlos?

CARLOS.

Lisabel?

ISABEL

Que los ojos de la tierra Apenas apartas? Dilo, Dilo, Cárlos, y no temas Que haya cosa que me aflija ; Porque es tan grande la pena Que tengo dentro del alma, Que aunque otras abora vengan , Para haberlas de sentir, Segun aquesta me aprieta, O es fuerza que esperen mucho, Como los que tárde llegan, O que vivan de alimentos Del sentimiento de aquesta.

CARLOS.

Pues digo que te he perdido; Mira si hay pena que pueda Igualar á esta desdicha.

ISANEL. La mia, porque es la mesma, Y tiene causa mayor.

CÁRLOS.

Mayor causa? ¡Ay Isabela! ¡Oh qué engañada que vives, Puesto que culpa no tengas! Y si no, cuéntame tu La causa de tu tristeza, Y yo te dirê la mia, Y verás la diferencia.

ISABEL.

Pues digote que Rosaura Quiere que su esposo seas, Y que yo, que te idolatro, Sea de los dos tercera; Ya lo dije, Dios te guarde.

CARLOS.

Ya lo escuché; mas espera; Y verás (¡ay dueño mio!) Lo que vale, lo que pesa Mas mi pena que la tuya.

ISABEL.

Pues ¿ qué mayor puede haberla , Si ella te quiere?

CÁRLOS:

¿ Qué importa .
Si su hermano la concierta
Con el de Ursino casar,
Para que cese la guerra?
Y cuando souces Y cuando aqueste embarazo De por medio no estuviera , Sus diligencias, en fin , Fueran solo diligencias ; Mas no hay violencias injustas ; Que una mujer de sus prendas No puede hacer mas que amar; Pero si yo te dijera Que Federico, que el duque De Milan, cuya grandeza Compite con el poder, El poder con la soberbia, La soberbia con el gusto Y el gusto con la entereza, Te adora, Isabel, y dice Que, aunque el mundo se revuelva, Te ha de gozar, ¿ que dirias De una desdicha tan cierta?

Que es mayor esta desdicha (Ya mi-valor no aprovecha), Y que junta con esotra, De suerte la vida anega, De manera arrastra el alma Y de modo me atraviesa El pecho de parte à parte (Porque estàs en el me pesa), Que cuando... Pero no puedo Hablar ni mover la lengua; Que la pena en la garganta, Como si de esparto fuera, Me está sirviendo de soga; Y así, en tanto que me suelta, Perdona, que estoy mortal; En mis lágrimas deshecha, De esta manera diré (Saca un pañuelo.) Lo que de otra no pudiera.

CARLOS.

Hermosa Isabel, ya veo Que es bastante la materia Que he dado à tu corazon Para cualquiera tragedia. Pero, supuesto que el daño Ni se alivia ni remedia Con el dolor solamente Deja el sentimiento y deja De martirizarte el alma.

ISABEL.

Si verme viva deseas,

Déjame, Cárlos, que llore, Déjame, Cárlos, que sienta. CARLOS.

¿Cómo, si así te consumes? ISABEL.

Si un hombre, Cárlos, enferma Por abundancia de humor, ¿No es cierto que apenas llega El médico que le cura, Cuando á toda prisa ordena Que de ambos brazos le sangren, Que es la primer diligencia Para que el daño de adentro Le estorbe, saliendo fuera? Pues así, viendo mi amor, Que el alma toda está Hena Que el alma toda esta Hena
De pesares y disgustos,
De imposibles y de ofensas,
De congojas y de agravios,
De celos y de tristezas,
Manda romper de los ojos
Las dos cristalinas venas,
Para que alivien del pecho
Las ansias que le atormentan;
Oue las làgrimas de un triste Que las lágrimas de un triste Son, si se repara en ellas, Sangrias que hace el amor Cuando toda el alma enferma.

CARLOS.

Pues ¿cómo, dime, hasta hoy, Con ser tanta tu dolencia, No te has dejado sangrar, Y abora la fortaleza Rindes de tu heróico brio Con tan declaradas muestras?

ISABEL. Escúchame la razon. De un hombre, Cárlos, se cuenta Que, habiendo nacido mudo, Sin que en veinte años pudiera Formar el menor acento, Ni pasaba de una letra; Viendo matar una noche Viendo matar una noche
A su padre en su presencia,
De repente habió; que fue
Tanta del dolor la fuerza,
Que, apoderado del alma,
Vencio la naturaleza,
Y vino á hacer el dolor
Lo que no pudo hacer ella. Lo que no pudo hacer ella. Asi yo, que hasta este punto, Gallarda, advertida y cuerda, He sido muda, callando Tantos suspiros y quejas, Viendo que matan mi amor Y que cae difunto en tierra, A voces lloro su muerte Y atropello mi prudencia; Que cuando el dolor es tanto, La misma naturaleza, voces lloro su muerte Para dejarse vencer, Parece que da licencia.

CARLOS.

¿ Muerto tu amor? ISABEL.

Claro está.

Pues con trazas y cautelas Rues con trazas y cautelas
Rosaura, el Duque, mi padre,
Tu temor y mi impaciencia
Le están haciendo pedazos
Y quebrantando en dos piedras;
Y asi, resuélvete, Cárlos,
Antes que yo me resuelva, O á no verme, ó á llevarme Donde libre el alma pueda Decir que te quiero á voces.

CARLOS. Luego ¿irás donde yo quiera? ISABEL. ¿ Eso me preguntas, Cárlos,

Conociendo mi firmeza? Al cabo del mundo iré.

Pues, Isabel, ya que llega La desdicha à ser tan grande, Que el Duque gozarte intenta, Y à mi su hermana ma misere Y á mi su hermana me quiere, Antes que en entrambos crezca La llama què los anima Y el fuego que los alienta, El mejor camino es irnos A Francia ó á Inglaterra, O á una villa de las mias, Y entre tanto con inciertas Esperanzas divertirlos: Que aunque mal hecho parezca En mi lealtad, con amor No hay cosa, Isabel, mal hecha.

ISABEL.

Eso sí, Cárlos, el brio De tu noble sangre muestra.

CARLOS.

Sin ti no quiero fortuna.

ISABEL.

Sin ti no quiero grandeza. CÁRLOS.

Contigo nada me aflige.

ISABEL.

Contigo todo me alegra.

CARLOS. Mi gusto es mi señorio.

ISABEL. Y mi voluntad mi alteza.

CARLOS.

Pues adios, hasta despues.

ISABEL.

Vivas edades eternas.

CÁRLOS.

Como sea siendo tuyo.

ISABEL.

Y aunque de Rosaura seas.

CARLOS. Måteme Dios, si tal fuere.

ISABEL.

Dios te guarde.

CÁRLOS. Adios te queda. SERON.

Gracias á Dios, que acabaron De quebrarnos la cabeza. (Vanse.)

## JORNADA SEGUNDA.

Salen SERON Y FLORA.

Si va á decir la verdad Yo, Seron, vengo temblando.

SERON.

Yo y todo, aunque disimulo. FLORA.

Si nos sienten en palacio , Aqui llegó nuestra hora.

SERON.

Ya eso es hacer mucho agravio, Flora, à quien està contigo; Ten buen ánimo, que cuando Suceda todo tan mal Como lo has imaginado, Por eso à tu lado viene

Un hombre, que es tan bizarro, Tan colérico, tan loco, Tan amante y alentado, Que no hablará una palabra Aunque le maten à palos Y à ti te muelan à azotes; Y asi, no hay que dar cuidado, Sino mostrar lindo brio.

Por cierto, gentil amparo.

SERON.

Esto ha sido hablar de chanza; Que si á las veras llegamos, Lo haré mejor que lo digo; Pero, dejando esto á un lado, Notable resolucion Han tomado nuestros amos.

FLORA.

Segun las cosas están, El medio mas acertado Es huir el cuerpo á todo.

SEBON.

De manera que casados Amanecerán mañana En el lugar mas cercano, Saliendo de aquí esta noche.

FLORA.

Y si tú quisieras...

SERON.

Paso; Basta, basta, quedo, tente, Abrenuncio, guarda, Pablo; Que no me quiero nupciar.

FLORA.

Eres necio, sobre falso.

Ya sé que dice el refran : «Si quieres un líndo rato, Bebe frio ; si una hora , Bebe frio; si una hora,
Come en un casa temprano;
Si un buen dia, hazte la barba;
Si una semana, vé al baño;
Si un buen mes, mata un lechon;
Y si quieres un buen año,
Cásate con mujer limpia. »
Ya lo sé; mas no me hallo
Con animo de sufrir
Despues de esto mil enfados;
El ordinario de ver
Cada mes el ordinario,
Con cartas para la Holanda Cada mes el ordinario,
Con cartas para la Holanda
Y billetes para el rastro.
Si no pare la mujer,
Dicen que ella es mari-macho,
O el marido es para poco
Si le sucede al contrario. Quién hay que sufra en el mundo, Si no es jurando de santo, De una preñada el antojo O de una parida el asco? Luego el haber de tragar, Aunque no quiera, un muchacho, One es suyo porque lo dicen, No porque esté averiguado; Si llora, es hijo de padre En lo sonoro del canto, Aunque el niño llore en tiple Y su padre en contrabajo. Luego las impertinencias Lucgo las imperimencias De una ama, y andar comprando Los dijes para Juanico, Las mantillas y zapatos. Luego el recordar de noche, Diciendo muy asustado: «Llama al ama, mece al niño, Que se está haciendo pedazos.» Luego ver entrar la moza Con su esportillo en el brazo, Pidiendo para carbon,

Y esto sin tener un cuarto, Que es cosa para morirs Solo en pensario un cristiano. Y no saber, finalmente, De cierto el mas confiado Si es sombrero el que se pone De lana sobre los cascos, O caperuza de hueso, Como el atril de san Márcos. Y así, huyendo de uno y otro, En lugar de estos trabajos, Rondo, paseo, enamoro, Galanteo, triunfo, gasto, Bebo, como, calzo, visto, Corro, brinco, salto y bailo, Sin andar pidiendo al cielo, Muy devoto y mojigato, La gracia del envindar, Que es la gracia del casado. Quam mihi et vobis nos dé A cuantos juntos estamos ; Que yo sé que habrá muy pocos Que le pidan lo contrario. FLORA.

Y mi amor?

¿Y mi cabeza? Mas déjalo; que mi amo Sale ya con tu señora.

Salen CARLOS É ISABEL.

ISABEL. Yendo, Señor, à tu lado, No hay cosa que me acobarde. GÁBLOS.

¿Sacó Julio los caballos? SERON.

Ya está aguardando con ellos A la puerta de palacio.

CÁBLOS.

Pues alto, vamos de aqui.

ISABEL.

Mi vida pongo en tus manos; Mas salga Flora primero. Para que pueda avisarnos De la novedad que hubiere.

SERON.

Lindo explorador llevamos.

CARLOS

Bien has dicho.-Vé delante.

FLORA.

Pisad mas quedo y de espacio ; Que ya voy à abrir la puerta. Mas ; ay Dios! (Llaman.)

Flora, ¿llamaron? FLORA.

Si, Señor.

CARLOS.

Pues ¿á estas horas?

ISABEL

No te dé, mi bien, cuidado; Que algun recado será De Rosaura; y asi, en tanto Que me informo, escondete.

(Llaman.) SERON.

De importancia es el recado, Porque llaman muy aprisa.

ISABEL.

Ten paciencia por un rato. CARLOS.

Ah Isabel, lo que me cuestas De azares y sobresaltos! -Entra, Secon.

SERON. Solo ahora

(Escondense.)

Quisiera serlo de esparto, Para esconderme en mi mismo.

ISABEL.

Entráronse?

FLORA. Ya se entraron.

ISABEL.

Pues abre ahora esa puerta.

FLORA.

Pues que tú lo mandas, abro.-¿ Ouien es?

Sale EL DUOUE DE MILAN.

DUOUE.

Yo soy.

FLORA

¡Señor mio! (Ap. Mal lance habemos echado.)

ISABEL.

¿Cómo?

FLORA. Es el Duque.

ISABEL. (Ap.)

Ay de mi! Muerta soy, si ha visto à Carlos.

FLORA.

No ha visto; que si eso fuera, No entrara tan reportado.

ISABEL.

1 Senor?

DUQUE.

¿ [sabel?

Pues ¿cómo...

(Ap. Difunta estoy!)

DUQUE.

Sosegaos.

CARLOS. (Ap.) Vive el cielo, que es el Duque.

Habla quedo.

Aquesto es malo.

ISABEL.

Si vuestra alteza imagina Que es el extrañarme tanto, Desprecio ó poca atencion A su persona, es engaño; Honor es (Ap. ; Ay Cárlos mio!) Honor es, no desagrado; Porque quien viere à estas horas A vuestra alteza en mi cuarto Podrá decir...

No podrá. Escucha, Isabel, un rato. Yo te adoro, ya lo sabes, Porque te lo dijo Cárlos, Y te lo han dicho mis ojos, Aunque lo has disimulado Por tu honor, como tú dices, O por tu desden bizarro; Pero, viendo que contigo Ruegos, finezas, regalos, Rendimientos, persuasiones, Quejas, lágrimas y llantos No bastan, ni yo conmigo Tampoco a olvidarte basto, Me he resuelto... Pero aqui Lo podràs ver mas de espacio : Toma este papel y advierte,

(Dale un papel.)

Porque lo estimes en algo, Que he sido yo quien le ha escrito, Y tu honor quien le ha notado.

ISABEL.

Vo lo veré.

DUOUE. Pues adios.

(Vase.)

ISAREL.

Guárdete el cielo mil años Cierra la puerta en saliendo.

Puedo salir?

CARLOS. FLORA:

Ya he cerrado

ISABEL.

Si. Señor.

SERON.

Gracias à Dios.

(Salen.) ISABEL.

Muerta estuve.

CÁRLOS.

Yo lo salgo.

Dame el papel.

Vesle aqui,

Tómale y hazle pedazos.

CARLOS

Eso no, porque en efecto, Aunque es su dueño tirano De tu gusto, es dueño mio. Y este papel es un rasgo Que substituye su nombre; en los leales vasallos Tiene tal fuerza la ley Y obliga la sangre à tanto. Que basta sola la sombra Del principe soberano Para infundir reverencia En medio de los agravios. Y así, si como galan, Celoso y enamorado Divido su blanca nema Como vasallo, en los labios Pongo su firma, y le leo Con el sombrero en la mano; Dos renglones tiene solos.

Ya los escucho temblando.

" CARLOS.

(Lee.) « Mañana seré tu esposo. Dios te guarde muchos años. El Duque.

FLOBA. Grande palabra! SERON.

Cogióla todos los pasos.

CARLOS.

Toma, Señora, el papel. (Dáselo.) ISABEL.

Parece que te ha pesado.

CARLOS.

Quiérote bien, no te espantes. ISABEL.

Antes por eso me espanto. Pues conociendo mi amor Y sabiendo ...

CARLOS.

Isabel , paso ; Que ya son esos favores,

Como dicen, excusados.

ISABEL.

¿ Por qué razon, Carlos mio?

CARLOS.

(Ap. Llegó de mi vida el plazo.) Escuchame la razon ;

Solos, Isabel, estamos; Llégate mas (¡ay de mi!), Llégate mas, por si acaso Es esta la vez postrera. El Duque te quiere tanto, Que su esposa quiere hacerte, Y lo firma de su mano; Cosa que nunca esperé De su natural ingrato. De su natural ingrato.
Yo te quiero bien, y tengo
Obligacion, como honrado,
A procurar tu fortuna,
Como en efecto lo hago.
(Ap. Si es con rigor de mi vida,
Tu verás el desengaño.)
Yo soy, aunque bien nacido
(Que esto no puedo negarlo),
Cárlos Esforcia no mas:
El Dunne, pero es en yano. El Duque... pero es en vano Pintarte la diferencia Que hay de mi estado á su estado, Siendo yo nada con él. Isabel, hablemos claro: Quiere al Duque, vo lo digo; Quiere al Duque, que es gallardo, Y digna aquesta fineza De tu amor y tu agasajo. Esto ha de ser, no te adijas, Yo me doy por bien pagado Solo con saber que has hecho To deber en este caso.

To deber en este caso.

No hay cosa en tí como tú.

Y primero que mi daño,

Es tu provecho, Isabel,

Porque lo será de entrambos.

Mude tu amor ir otra casa, Mude tu amor à otra casa, Que, por verle mejorado. Todos lo tendrán à bien; Mas vale el Duque que Cárlos. Ocupe el Duque tu pecho, Y à mi, como mal criado, Echame de él con violencia, Con desprecio y con enfado; Que para haber de salir Todo será necesario. Y en fin, cásate con él, Aunque, si en ello reparo, Ya has dicho que si, pues viendo Que descubierto te hablo, No me has mandado cubrir, Como quien dice callando Que ya es deuda este respeto; Y así, obediente y postrado,

(Arrodillase.)

Mudando estilo y lenguaje (No me detengas los brazos), A vuestra alteza la pido
Que me de à besar la mano,
No como à galan ni amante,
Sino como à su vasallo;
Y con ella (¡ay Dios!), licencia
Para que, desesperado,
Me vaya à buscar la muerte. ISABEL

Basta, Señor; basta, Gárlos; No me enternezcas el alma, Ro me enternezcas et atma, Basta lo que yo me paso. Cúbrete y álzate ; ay triste! Y no me desprecies tanto, Que juzgues que soy mujer, En el modo y en el trato, Como las demás mujeres ; Y para que asegurado Quedes de aguesta verdad. quedes de aquesta verdad , Mira abora como rasgo (Rásgale.) La letra y firma del Duque.

CARLOS.

¿Qué has hecho?

ISABEL.

Hacerle pedazos, Para que veas que estimo

Mas un rincon à tu lado Que todo el poder del mundo:

(Llaman dentro.) Mas segunda vez Hamaron.

CÁRLOS.

Este es el Duque, que vuelve. FLORA.

Señora...

ISABEL.

Ya lo be escuchado.

CARLOS.

Pues mira: si estás resuelta A ser mia, no hay atajo Como que el Duque me vea.

ISABEL.

Qué importa, si malogramos El intento de salir Esta noche de palacio?

CABLOS.

Pues ¿ qué he de hacer?

ISABEL.

Esconderte.

CARLOS.

Es ofender mi bizarro Corazon.

ISABEL

Esposo mio . Si aqueste favor no alcanzo De tí, mira que me pierdes.

(Llaman.) FLORA.

Aprisa; que están llamando.

SERON.

Señor, que te echas á puertas.

ISABEL, ¿ Qué dices?

CARLOS. Aunque me lo riña el brio De mi espíritu aleutado.

No hayas miedo que responda Cosa, Señor, en tu daño.— Abre, Flora.

Pues chiton Y estemos como unos santos. (Escondense.)

Sale EL DUQUE.

ISABEL.

¿Duque, mi señor?

DUQUE.

¿Esposa?

ISABEL. (Ap.)

Eso no, viviendo Cárlos.

El papel era tan breve, Que por eso me he animado A volver por la respuesta.

ASABEL.

Yo le he visto muy de espacio; Y aunque conozco, Señor, Lo mucho que en esto gano, Os ruego que lo mireis Menos desapasionado , Porque despues con el tiempo...

DUQUE.

Ya lo tengo bien mirado.

ISABEL.

Pues dame, Señor, licencia Ya que honrarme quereis tanto, Para dar cuenta à mi padre.

Si, pero dame una mano En tanto que se la das.

ISABEL. (Ap.)

Hay lance mas apretado! BUOUE.

¿ Oué dices?

ISABEL. (Ap.) Sin alma estoy. CÁRLOS. (Ap.)

Qué esto sufra un hombre bonrado!

ISABEL.

Que hasta ahora no soy vuestra , Y no es bien desazonaros Con mi liviandad el gusto. Que os espera mas barato Porque muchos hombres hay Que despues de estar casados. Les pesa de haber tenido Favores adelantados; Porque imaginan celosos, Y presumen temerarios, Que quien antes de casarse Aventuró su recato, Despues de casada, puede Hacer también otro tanto.

Sabiendo que es gusto mio, Regatear una mano.
Mas que valor, es melindre,
Mas que decoro, es agravio;
Y asi, la fuerza...

ISABEL. Detente.

(Ap. Descolorido está Cárlos.)

SERON.

¿Salir quieres? ¿Estás loco? CÁRLOS.

Cuanto he podido he callado: Pero ya no puedo mas.

ISABEL.

Señor...

DUQUE. Defiéndeste en vano; Que esto ha de ser, vive Dios, Ya que en esto me he empeñado.

Salen CARLOS Y SERON.

Si no me matas primero, Por imposible lo hallo.

ISABEL.

¿ Qué has hecho?

Le que he debido. DUQUE.

Pues ¿cómo es esto? Villano, ¿ Qué haces aqui?

ISABEL.

Cárlos, tente,-Y tú, señor soberano,

Escucha en breves razones. SERON.

Aquí nos cuelgan á entrambos.

CARLOS.

Cumpla yo mi obligacion, Y bagame despues pedazos.

Por saber mejor tu culpa, Te doy de vida este raio.

ISABEL.

De Cárlos ya conoces la ascendencia. De mi sangre ya miras la arrogancia. De ambas casas ya ves la competencia, Y de tu ser al nuestro la distancia;

De todo tienes ciencia y experiencia, So'o ignoras mi amor y su constancia, Solo tu pena sabes y mi olvido; Pues sabe ahora lo que no has sabido. Yace en el Apenino hermoso un prado, Tan vestido de murta y espadaña, [do Que mas de algun arroyo ha murmura-Que se quiere casar con la montaña; Pasa un rio por él, no sin cuidado, [ña, Porque como es galan y está en campa-Parezca en él aquel cristal deshecho, Tabali de plata que le cruza el pecho. Aqui llegué à cazar, y el primer tiro Apenas con la vista concertaba, Ay Dios! cuando à mi lado un oso miro, Que un olmo con los brazos desgajaba, que viendo mi pena en mi retiro, El olmo deja que trinchando estaba, Como quien dice, hambriento y denodado:

«Mejor árbol es este que el pasado.» Llegó entonces acaso al mismo puesto Cárlos Esforcia, y viéndome difunta, La espada arroja y á morir dispuesto, Abre los brazos y con él se junta; Y sacando la daga tan de presto, Por entre el pecho le asomó la punta, Que la congoja de morir postrera Aun no le dió lugar que la sintiera. [to Viste un verde boton que medio abier-Se abriga con la noche en su vestido, Y el capillo de nacar descubierto Queda entre macilento y encogido, que en saliendo el sol, ya menos muer-Y asomando las perlas al cogollo, Despierta rosa y se acostó pimpollo? Pues así mi hermosura, así mi vida, Puesto que altiva, valerosa y fuerte, Quedó, si no postrada, suspendida, Como que no era vida ni era muerte ; Mas llegando la fama esclarecida De Carlos, y trocandose la suerte, Como encontré en el alma sus amores, Volví á vivir con nuevos resplandores. Desde entonces Señor, desde aquel

Aquel ser que me dió volvi á entregalle; Pero, si á su valor se lo debia Mas fué restituirle que no dalle; Y asi, viendo que el alma no era mia, De bien à bien se la ofreci à su talle, Porque poco importara el defendella Si me pudiera ejecutar por ella. [mio! En este tiempo, joh Duque, oh señor De tu amor me dijeron el estado, Y yo, por mas respeto que desvio, No di lugar alguno à tu cuidado ; Porque si mi galan en mi albedrio Era ley que tuviese mejor lado , No quise aventurarte à que estuvieses Donde menos que duque merecises. Cuando llegaste tú, ya el alma estaba (Puesto que nuestra sangre lo impedia) Con Cárlos divertida, ya le amaba, Y como al mismo cielo le queria; Y así, si quieres que à diversa aljaba Rinda la libertad, que ya no es mía, Sàcame, si, del alma esta centella, Y admitiré tu amor en lugar de ella; Y aun no se si podré, pues de la suerte Que si una estampa en la pared fijada, Quitarla quieren con violencia fuerte, Rompida quedară, no despegada; [te Asi aunque quieras con su mismamuer-Arrancar esta estampa idolatrada, Se han de quedar à fuerza de tus brazos Al corazon asidos mil pedazos. Y asi, disculpa, anima, galardena, Sigue, maltrata, descompon, enciende, Acredita, concede, premia, abona, Hiere, castiga, atemoriza, ofende,

Suple, permite, véncete, perdona, Busca, anhela, consigue, mata, prende, Porque, que ya llore o ría, viva ó muera, Siempre hallarás mi amor de una ma-CARLOS. (Ap.)

Valiente resolucion!

DUQUE. (Ap.)

Solamente mi cuidado Compite con su traicion.

SERON.

Si has de morir arrastrado, Ya traes contigo el seron.

FLORA.

No sé, Senora, si has hecho Bien en declarar tu pecho Con tan libre desengaño,

ISAREL.

Tal estoy, que ni en mi daño Reparo, ni en mi provecho.

Quién duda que has de entender, Siendo la ocasion tan fuerte En que à Carlos llego à ver, Que entre mi enojo y su muerte Diferencia no ba de haber? Pues no, no ha de ser así. Porque si lo mato aqui En venganza de su olvido, Logra el gusto que ha tenido De verse morir por ti. Porque quien tan cauteloso. Como amante se escondió, Y salió como tu esposo, Dicho se está que salió De su muerte deseoso; Y quiero yo que se vea Que le aborrezco en mi idea Con odio tan singular, Que no le quiero matar, Porque sé que lo desea Pero, porque no es razon Que queden sin castigar Tu desden y tu traicion, De los dos he de tomar A un tiempo satisfaccion. De ti solo con quererte, Con visitarte, con verte, A tu pesar; - y de ti Con que vivas, porque asi Tù propio te dés la muerte; Porque, siendo ella mujer, Y sabiendo que la veo, Es fuerza que has de temer Que la obligue mi deseo O la venza mi poder. Y solo este pensamiento, Aunque sea fingimiento De una esperanza perdida, Basta á quitarte la vida, Si tienes entendimiento. Y así, véte libremente,-Y tú tambien te retira Antes que otra cosa intente. CARLOS.

Considera ...

Advierte ...

CARLOS. Mira ...

DUQUE. No te has ide?

Qué impaciente! ISABEL.

Ya te dejo.

CARLOS Ya me voy. DUQUE. (Ap.) De celos rabiando estoy.

ISABEL.

Por la otra puerta saldre; Aguardame alla.

CARLOS.

Si hare.

ISABEL.

Dios te guarde.

CARLOS.

Tuyo soy. (Vanse todos, menos el Duque y Seron.)

SERON.

Eso si, vamos de agni.

DUCUE.

Hola, Seron?

SERON. (Ap.)

Mas conmigo no hablara; Que otros Serones habrá.

¿Hola?

DUQUE. SERON.

Es á mí?

DUOUE.

Seron, si.

SERON.

Con esto ha echado ya el sello Mi desdicha.

DUQUE. (Ap.)

De este modo Será mas fácil sabello.

Mas que yo lo pago todo. Sin comello ni bebello?

DUQUE.

¿Ha entrado, di, aqui otra vez Cárlos? Mira que soy juez, Di la verdad; ù el acero O el potro ..

SERON. (Ap.) Hoy como esclavo de Fez.

DUOUE.

¿ Qué dices ?

SERON.

Que es excusado Aqui lo uno y lo otro; Porque, aunque soy muy honrado, ¿ Para qué es menester potro, abiendo que soy criado? Mas tu hermana...

DUQUE.

Calla ahora.

Sale ROSAURA.

Senor?

BOSAURA.

DUQUE.

Hermana y señora? ROSAURA.

Laura abora me contó Que entrar en mi cuarto os vió, como extrañé la hora, Vine à saber si à tu alteza En algo puedo servir.

DUQUE.

Cuando es tanta mi tristeza, Solo dejarme morir Será la mayor tineza Mas, porque, siendo mi hermana, Es forzoso desear Saber mi pena inhumana, La diré, sin aguardar A que la sepas mañana. Yo vi à Isabel y la amé,

Y de Cárlos me fié , Porque mi amor la dijera, Y su amante Cárlos era, Contra mi amor y mi fe. Halléle ahora escondido, Y ella muerta y él corrido, Me dijeron la verdad; Mira con qué brevedad Mi peda te he referido.

HOSAURA.

(Ap. Tal estoy, que apenas sé Si lo que be escuchado es cierto; Mas no, que pues lo escuché, Y la pena no me ha muerto, Engaño sin duda tué; Porque, à ser de otra manera Desaire del alma fuera Si à imaginarlo llegara Que à vivir se acomodara á creerlo se opusiera.) Siendo tal la enemistad De ambos linajes, confieso Que me hace dificultad.

DUOUE.

A mi tambien, y por eso Dudé de su voluntad. Mas si, despues de engañarme, El traidor y ella cruel , Para mas atormentarme, Lo confiesan ella y él, ¿Qué duda puede quedarme?

BOSAURA. ¿ De suerte que cierto fué?

DUQUE.

Como yo tu hermano soy. ROSAURA. (Ap.)

Pues ¿cómo vivo y lo sé? Mas no vivo, muerta estoy, Aunque hablando abora esté; Que, como el alma es su centro, Salió el dolor al encuentro, Hablando perdió el sentido; Que hay muertes que no hacen ruido, Porque matan hácia dentro. Perdida estoy!

DUQUE. Oh qué bien

Se ha conocido el amor Que me tienes, pues tan bien Sientes, como yo, el dolor De este mi perdido bien!

ROSAURA. Es, hermano, de manera, Que, si yo tu amor tuviera, Y estuviera como estás, Ni pudiera sentir mas Ni ofenderme mas pudiera; Y así, lo que se ha de hacer Para estorbar tanto daño (Si el consejo de mujer Contra un cierto desengaño De provecho puede ser). Es, que yo de aquí adelante
Sea guarda vigllante
De Isabel (; ah ingrata fiera!),
Porque no pueda, aunque quiera,
Hablar con su loco amante.
Y tú, con otra ocasion,
Como dueño poderoso,
Hagas poner en prision A Cárlos, por alevoso Y de ingrato corazon; Que si ella por él te olvida, Ingrata, necia y cruel Soberbia y desconocida No se ha de casar con él O la be de quitar la vida.

DUOUE. Parece que te has vestido De mi afecto en mi fortuna, Segun lo que lo has sentido.

ROSAURA.

Cuando la sangre es tan una , Siempre la pena lo ha sido ; Y es esto tanta verdad En mi amor y mi lealtad, Que pienso, viven los cielos, Que tengo los mismos celos Que tiene tu voluntad. Y asi , vamos y confia De la diligencia mia Cualquiera feliz suceso, Como Cárlos esté preso Antes que amanezca el dia.

DUQUE.

Si eso importa, antes de una hora Su prision has de saber, Como su intencion traidora,

BOSAURA.

Pues haz cuenta que á nacer Vuelve tu esperanza ahora.

DUOUE.

La vida te deberé.

ROSAURA. (Ap.) Mi propio negocio haré.

DUQUE.

Yo vengaré mi desprecio.

ROSAURA, (Ap.)

Y yo de un amante necio

El desden castigaré. DUQUE.

Ya no vale la cordura.

ROSAURA.

Ya no aprovecha el valor.

DUOUE.

Ya el sufrimiento es locura.

ROSAURA. Ya es descrédito el temor.

DUQUE.

Ya ofende la compostura.

ROSAURA.

El amor no sufre agravio.

DUQUE.

Con celos no hay hombre sábio.

BOSAURA.

Ni con ofensa hay amigo.

Pues ¿ cómo con su castigo El alma no desagravio? Vén, înfame, y me. dirás (A Seron.) Lo demás.

SERON.

Terrible estás.

DUQUE. No gozará Cárlos de ella.

ROSAURA.

Mil pedazos he de hacella, O no le ha de ver jamás.

(Vanse.)

Salen ISABEL, CARLOS Y FLORA, de camino.

CARLOS.

Ya no hay, mi bien, qué temer, Pues libres del Duque vamos, Y desposados estamos.

Gran ventura fué poder Salir tan secretamente. Y ser tan corta esta aldea, Que apenas hay quien nos vea, Porque apenas tiene gente.

CARLOS. Solo falta que Seron Acabe ya de venir Para podernos partir; Y asi, con toda atencion Mira, Flora, si ha venido, Y vamos luego de aqui.

FLORA.

Para servirte naci.

Y entre tanto divertido Con tu hermosura estaré Pintando mi grande amor.

ISABEL.

¿Es muy grande?

CARLOS.

Es el mayor

(Vase)

Que puede ser.

ISABEL. No lo sé.

CÁBLOS.

Por qué, si, como á porfia, Va creciendo á cada instante?

ISABEL.

Porque está mi amor delante.

CARLOS.

Pues oye, por vida mia. Y verás que por mi parte Mi amor se lleva la palma.

ISABEL

Si me tienes toda el alma ; Claro está que he de escucharte.

CARLOS.

Es tan grande, Isabel, el amor mio, Que contigo compite solamente, aun el, si se imagina diferente, Parece que es mayor que su albedrio;

Pensarque ha de crecer, es desurio, Porque hallegado a estartan eminente, Que aun no le basta el pecho á lo que Y paga muchas penas de vacio. [siente, En efecto, es el alma de mi vida, Porque mi vida de su amor se infiere,

Cual vida de su aliento procedida;

Yasi, supuesto que si olvida muere, Y que el alma de si nunca se olvida, Nunca podra morir, pues siempre quie-

Harto encarecido queda;

Mas oye mi pensamiento;
Podrá ser, si estás atento,
Que satisfacerte pueda.
Si contigo mi amor no ha competido,

Si contigo mi amor no hacompetido,
Serà porque contigo es tan discreto
Y se sabe guardar tanto respeto,
Que aun no se quiere verde si vencido.
No puede ser mayor de lo que ha sido;
Peropuede en su sér, ser tan perfecto,
Quecrezca en el valor, no en el efecto,
Si no mas dilatado, mas sentido. [mana,
Alma es mi amor, mas no de vida huSino de otra inmortal; porque si escierLa muerte de la vida mas lozana, [ta
Cierra, muriendo, à nuestro amor la
Y yo esto y con el mio tan ufana, [puerta;
Oue aun le quiero tener despues de

Que aun le quiero tener despues de muerta.

Yo me rindo desde aqui, Si no, Isabel, á tu amor, A tu ingenio superior. Pero ¿ qué ruido hay allí?

Salen SERON v FLORA.

FLORA.

Ya, Señor, llegó...

#### LA MAS CONSTANTE MUJER.

SERON. Betente Pues, porque vengo mortal. CARLOS. ¿Qué hay de nuevo?

Mucho mal;

Mas óyeme atentamente, Y sabrás lo que ha pasado Despues que de alla saliste.

CARLOS.

Dilo aprisa, no estés triste. ISABEL.

El corazon se me ha helado. SERON.

Apenas con el Duque me dejaste; Y por la puerta del jardin bajaste, Cuando Rosaura, del suceso ajena, Vino à saber la causa de su pena; A quien el Duque, casi descompuesto Hizo de todo relacion tan presto, Que verla y repetir los accidentes Pudieron ser dos cosas diferentes; Pero no pudo ser que se supiera Cuál de las dos en él fué la primera. Quedó Rosaura... Pero no habrá pluma, Por mucho que presuma De atenta y delicada , Que pinte la pasion disimulada Con que calló y sufrió su afecto interno. ¿ No habeis visto un arroyo en el invier-

Que siendo por defuera armiño helado, Cristal macizo y algodon cuajado, Es por de dentro espejo derretido Y va corriendo con secreto ruido, Cual tiorba de plata fugitiva , Sirviéndole el aljófar que está arriba (Para que no le saquen por el rastro) De pabellon ó toldo de alabastro? Pues de este mismo modo, aunque el [semblante

Severo estaba, rigido y constante, Suspension afectando entre la risa, Por de dentro corria tan aprisa El dolor á escondidas de la cara, Que si con atenciones se repara, Por encima del velo de azucenas Se le pudieran escuchar las penas. Mas desmintiendo su dolor tirano, Conque era el sentimiento por su hermano.

Le aconsejó que al punto te prendiese, Que de Isabel, para que no te viese, Ella seria guarda cuidadosa; Invencion en efecto de celosa; (Que es impaciente la pasion humana), Os fueron a buscar, y yo con ellos, Deseosos de asir por los cabellos La ocasion de tomar venganza fiera Del amor que en entrambos reverbera. Pero, en llegando á ver que no os balla-

Y que, segun las señas que se daban, Vuestra buida era cierta, fueron tales Sus impaciencias y ansias desiguales, Así en la desazon como el denuedo, Que aun ellos mismos se tuvieron mie-Mirad qué haria yo, que losoia [c Y que mi parte en la traicion tenia. Como toro vencido en la pelea [do: Del que con mas ventura galantea La vaca hermosa à quien rindió la vida, Que con la mano hendida, Escribiendo sus celos en la arena (Socorrido papel para una pena), Se presenta en el prado, Corto de piés, de manos apartado, De las orejas crizado el vello,

Encarrujada la cerviz del cuello, Negra la tez, la frente alborotada, Y traviesa la cola dilatada, Que tal vez barre de las flores bellas El humor que sudaron las estrellas; Y mientras satisface sus enojos Los párpados cerrando de los ojos Y embistiendo à los troncos impaciente, Tembistiendo a los troncos impaciente, La media luna esgrime de la frente Hasta que rinde el cuello á tiérra poca, Rumiando la venganza entre la boca; Así el Duque quedó (ya leconoces), Diciendo casi á voces: [bas, «Cárlos traidor, que mi paciencia prue-Mátalo todo, pues el bien me llevas.» Rosaura entonces ya desatinando, Y al descuido arroiando Y al descuido arrojando Del alma mil piadosos pensamientos, Que salian à titulo de alientos Y de respiraciones mesuradas, Que pesadumbres eran confirmadas, Tales cosas le dijo, que, irritado, Juró desesperado, No sin duros asombros, Que el cuello ha de quitarte de los hom-Sin mas informacion que su sospecha, Por la traicion en el palacio hecha, Despachando por partes diferentes Ministros para el caso confidentes Y prometiendo à quien te diere preso, Favores y mercedes con exceso. Esto es, Señor, lo que en la corte pasa. Y lo que me dijeron en tucasa Que te dijesé, habiéndome escapado Del Duque, que, en sus celos ocupado, Me dió lugar para poder venirme, Y de sus fuertes garras desasirme. Ahora tú consulta con tu pecho, Supuesto lo que has hecho, Lo que has de hacer, y elija tu albedrio, Pues que conoces el afecto mio, Oue en buen ó mal suceso, Rico, pobre, cautivo, libre ó preso, En aire, en mar o en tierra En campo, villa ó corte, en paz ó guerra, Has de ballarme à tu lado; Porque, aunque soy plebeyo, soy hon-Y en llegando à saber lo que hacer quie-

Quiérote bien, y harê lo que quisieres.

Tal he quedado, Cárlos de mi vida. Que el alma apenas de dolor vencida, Animo tiene (yo te lo confieso) Para buscar remedio en tal suceso.

Ya el remedio, Isabel, está buscado, Pues naci por mi mal tan desdichado.

ISABEL. CARLOS.

¿ Y cuál es?

El postrero: . Esperaré que venga el mundo entero, Y con honrado brio Como causado del aliento mio, Morir matando, pues mi esposa eres.

ISABEL.

Ah Señor, y qué poco que me quieres, Pues así malbaratas una vida Que está en dos corazones dividida!

CARLOS. [derme? Pues ¿ qué he de hacer, si llegan à pren-¿ Quieresque muera, di., sin defender-ISABEL.

No, Cárlos ; peropuedes excusárte [te. De que à prenderte lleguen ó alcanzar-

CARLOS.

¿ De qué manera ?

ISABEL.

Escucha Mi turbacion con mi peligro lucha): Yendo contigo yo, no puedes...

CÁBLOS.

Tente: Que si vas à decirme que me ausente l'te deje, es afrenta Para mi amor heróico tan violenta, Que primero, atrevido, loco y ciego, Por las bocas de fuego, Por las picas, espadas y alabardas, De que amanteme guardas, [cia, Me entraré, vive el cielo, en tu presen-Que permitir tan bárbara inclemencia A mi valiente pecho. ISABEL.

Y de qué fruto, di, de qué provecho Será que yo te vea entre mis brazos, Hecho, Señor, pedazos, Y que, si no el acero, el dolor mismo, Al mirar tu postrero parasismo, El corazon me pase Porque una muerte nuestras almas ca-Que ver morir lo que se está adorando, Y no morir su aliento acompañando, Si no es descortesia de la vida, Es una flojedad introducida [mueren De las que no se acuerdan que ellas Fren.

Cuando la muerte ven de lo que quie-

Pues the de consentir que el mundo di-Que por librarme yo (¡suerte enemiga!) En peligro le dejé?

ISABEL.

Pues ¿qué importa, Si la espada del Duque en mi no corta? A ti te busca el Duque con intento De quitarte la vida, tan sangriento, Que es lo mismo prenderte que matarte; Que es lo mismo prenderte que matarie; Nasno, Cárlos, á mi; que en esta parte Y o no tengo peligro de importancia; Y asi, véte tu à Francia, Desde donde podrás, con tus parientes, Amigos y señores confidentes, La gracia negociar del Duque ingrato, Que, de su misma colera retrato, Tu destruccion desea; Que yo en aquesta aldea Me quedaré hasta tanto Que mis ansias , mis penas y mi llanto Enternezcan del cielo los rigores, Y se logren tan candidos amores.

(Echase à sus pies.)

Esto has de hacer (1 ay Cárlos de mis Si quieres estorbar tantos enojos, Por vida de mi vida, si merece Estimacion quien à tus pies la ofrece, Por ir simpres cartino. Por ir siempre contigo. Carlos, mi bien, esposo de mi vida, Hazme este bien, u de tus piés asida, No me he de levantar menos que muer-¿ Qué dices Cárlos?

CÁRLOS. Que mi muerte es cierta. ISABEL.

Pues tambien lo serà de quien teadora, No te vas?

CARLOS.

Si. Señora; Levántate, Isabel (; oh triste empleo!). ISABEL.

Abora si que tus finezas creo. -Seron, trae el caballo, - y sube aprisa, (Vase Seron.)

Porque la brevedad es tan precisa Como el dolor. Adios.

CARLOS

Dame los brazos

El pecho se me está haciendo pedazos. CÁRLOS.

; Ayglorias aun no vistas y pasadas!

IS ABEL. "; Ay dulces prend as por mi mal halla-

CARLOS. Oh, quién encareciera en tal partida! ISABEL.

No me encarezcas nada , por tu vida, Si no quieres... Mas mira que ha venido Seron.

#### Sale SERON.

SEBON.

Ya está el caballo prevenido. ISABEL.

A Dios (¡ay Cárlos mio!), que te guarde, Y mira... Pero véte, que es muy tarde, Y no reviento por hartarme (¡ay cielos!) Desentiry llorar mis desconsuelos.

CARLOS.

A Dios , Isabel mia , Que me vuelva á tu dulce compañía. ISABEL.

Esto es morir, viviendo en la apariencia. CARLOS. [sencia.

No hay mas muerte en la vida que la au-ISABEL.

Sin mirarle me voy, por no volverme. CÁRLOS.

Sin hablarla me voy, por no perderme. FLORA.

Sin oirte me voy, por no escucharte. SERON.

Sin mirarte me voy, por no mirarte.

## JORNADA TERCERA.

Salen TODAS LAS CRIADAS, y detrás RO-SAURA con ISABEL, y retiranse LAS DEMAS.

ROSAURA En fin , ¿ que ni sabes de él, Ni aquella noche le viste, Ni la puerta falsa abriste , Ni te saliste con él?

ISABEL.

No, Señora.

ROSAURA

Pues, cruel, ISABEL.

Como él entonces temió Lo que yo, visto el suceso; Mas no se colige de eso

Que con él me fuese yo. ROSAURA.

Ahora bien , ya tu estas presa, Y supuesto que lo estas , Y que, en fin, es por demás Salir bien de aquesta empresa, Lo que pasa me confiesa Pues puede ser, aunque ahora El alma à Cárlos adora, Que le olvide, conociendo Que á mi honor y al tuyo ofendo.

ISABEL. Pues si eso ha de ser, Señora, En breves razones digo Que Cárlos me vió y le vi, Que yo sus pasos segui, Que el se desposó conmigo, Que, temiendo su castigo, Que, temedio su castigo, A mis ruegos se ausentó, Que mi padre le buscó, Que el Duque à prenderme fué, Que al principio lo excusé, Que en efecto me prendió, Que vine sin alma aquí, Que tengo ausente la vida , Que es el Duque mi homicida , Que lloro lo que perdí , Que siempre soy lo que fui Y lo que siempre he de ser; Esto es lo mas que saber De mi voluntad podrás.

Y con eso sabré mas De lo que era menester. En fin , ¿ es cierto (; ah traidora !) Que al momento que faltó , Contigo se desposó ? (Ap. ; Mortal estoy!)

ISABEL.

Si, Señora.

ROSAURA.

Imaginarás tú ahora Que con eso que te oi He mejorado

Es asi. ROSAURA

Es asi? Pues es error, Porque estoy mucho peor De lo que he estado hasta aqui,

ISABEL.

Pues ¿cômo no te detiene El ver que tu amor te afrenta?

ROSAURA.

Si uno, di , que se calienta , Mojadas las manos tiene, No es cosa cierta que viene A sentir mayor dolor?

Si, porque frio y calor Se oponen, y al encontrarse, El dolor ha de aumentarse.

ROSAURA.

Pues eso pasa en mi amor. Yo tengo penas y engaños, Lágrimas y desconsuelos, Desengáñasme con celos, Curasme con desengaños Y asi se aumentan los daños Y el dolor lleva la palma Porque en tan confusa calma, Claro está que he de empeorar Si me llego á calentar Teniendo mojada el alma. Y así, mira, si no quieres Honor y vida perder, Y despues de todo, ser Vil ejemplo de mujeres, Olvida, pues cuerda eres, Ese intento

ISABEL. No podré. ROSAURA.

Pues yo te atormentaré De snerte, que te retrates.

ISABEL.

No haré tal, aunque me mates.

ROSAURA.

Por qué?

ISABEL Yo te le diré. La mujer que dan tormento, En llegando á estar desnuda, Noble, firme, bonrada y muda, Siempre sale con su intento : Decir yo mi pensamiento . Estando tu amor delante . Fué el tormento mas gigante ; Y pues ya me desnudé ; Y la verdad te conté . No hay tormento que me espante.

ROSAURA. Ši, mas el Duque ha venido; Despues te responderé.

¡Que viva quien esto ve!

Salen EL DUQUE DE MILAN, EL CON-DE DE PUZOL y ACOMPAÑAMIENTO.

DUOUE. Aunque á vista de tu olvido Mi amor se da por vencido, A vista de mi cuidado Vuelve à nacer mas osado, Cual suele la luz del dia Despues de la noche fria O de algun negro nublado.

ISABEL. Tambien es luz que remeda A la de tu amor mi amor ; Llega el soplo de un rigor Y hace que lucir no pueda; Pero, como siempre queda Humo, aunque deje de arder, Y Cárlos luz viene à ser Que alienta lo que consumo, Con la luz y con el humo Se vuelve luego à encender.

Mas vale decir (; ay triste!), Porque el tiempo no se gaste. Que con él te desposaste Cuando de Milan te fuiste.

ISABEL. (Ap.)

Qué has dicho?

ROSAURA. (Ap.) Lo que tú hiciste

Yo me vengaré.

ISABEL. (Ap.) Ah cruel! DUQUE.

Y es esto cierto, Isabel? ISABEL.

Si, Señor; todo es asi. DUQUE.

¿ Que con él te fuiste?

ISABEL.

Y me desposé con ét. Lo mas es amar à un hombre Y llegarlo à confesar, lo menos arriesgar Vida, fama, hacienda y nombre: Y así, aquesto no os asombre, Porque peor pareciera Que à un mal principe quisiera, Ò à algun hombre me inclinara Que por otra me dejara, Aunque mi criada fuera.

En efecto, à mi disgusto Eres de Carlos mujer?

ISABEL.

El gusto venció al poder; Que no hay poder como el gusto.

DUQUE. Pues al gusto, aunque sea injusto, Vencera la tiranía.

Con mi valor no hay porfia. DUOUE.

Ni con mi amor resistencia.

ISAREL. No es crêdito la violencia.

DUOUE. Ni el desprecio es bizarria.

ISABEL.

Yo quiero à Cárlos.

DUQUE. Yoàti.

ISABEL. Es en mi su amor mas fuerte.

DUQUE. Hay mas de darle la muerte?

TSABEL. Está muy léjos de aqui.

DUQUE.

Lograré mi amor asi.

ISABEL. ¿Cómo puedes, si no muero?

DUQUE. Yo puedo cuanto yo quiero. ISABEL.

No habrá cosa que me tuerza.

DUOUE. Gozaréte yo por fuerza.

Mataréte yo primero. DUQUE.

Yo soy rayo de otra esfera. ISABEL.

Yo laurel que se le atreve. DUQUE.

Yo soy fuego.

ISABEL. Yo soy nieve. DUQUE.

Yo soy duque.

ISAREL. Yo soy fiera.

DUQUE.

Yo terrible.

ISABEL. Yo severa.

DUQUE.

Yo rendido.

ISABEL. Yo triunfante. DUOUE.

Yo soberbio.

ISABEL. Yo arrogante. DUQUE.

Yo firme.

ISABEL. Yo sin euidado.

DROHE. Yo el hombre mas porfiado. TSAHEL.

Yo la mujer mas constante. (Suenan cajas.)

DUQUE Pero ¿qué cajas son estas , Que tan impensadas oigo?

HOSAUBA. (Ap.) Alguna desdicha temo.

ISABEL. (Ap.) Apenas en pecho y rostro Me ha dejado el susto sangre; Que para quien receloso Tiene el ánimo, un puñal Viene à ser cada alboroto.

DUQUE. Véte tú, y sabe la causa De este ruido.

(Vase el Conde.) HOSAURA. (Ap.) Mal reporto La inquietud del corazon.

ISABEL. Todo es azares y asombros Cuanto miro.

BOSAURA.

Todo es miedos Y disgustos cuanto toco. carlos. (Dentro.) Dejadme, ó viven los cieles, Que os quite la vida á todos.

ISABEL. (Ap.) Aqui de las ansias mias Que esta voz es de mi esposo; por no morir sin verle, No digo que la conozco.

Sale EL CONDE.

¿Qué es eso?

CONDE. Un hombre que rompe La guarda, y lleno de polvo, Hasta tu cuarto se ha entrado.

Sale CARLOS, Iteno de polvo, la espada desnuda, pónela a los piés del Duque, y él se arrodilla.

CABLOS.

Yo soy, Señor, que me postro A tus piés, porque me mates, Con que primero piadoso Me escuches.

ROSAURA. (Ap.) ¡ Valgame el cielo! ISABEL. (Ap.)

Ya como muerto le lloro! CONDE. (Ap.)

Extraña resolucion!

FLORA. (Ap.) Y suceso prodigioso!

Ya te escucho, porque pueda Hacer lo uno y lo otro. CARLOS.

Porque antes de que me afrentes (¡Oh principe generoso!) Sepas el hombre à quien quitas La vida y honor heróico. Te acordaré lo que he sido, Sin circulos ni episodios, Si, como me ofendes mucho, Si, como me otenues mucao. Quieres atenderme un poco. Yo soy, invieto Señor, Cárlos Esforcia, aquel mónstruo De valor, como lo dicen Cimbrios, lombardos y godos, Esguizaros y alemanes Que, aunque parece que rompo Las leyes de la modestia. Hay lances en que es forzoso
Que cen este arrojamiento
Hable un hombre de si propio.
El cielo apenas me había

A los años diez y ocho Dibujado liberal Un hilo negro por bozo, Que son las flores del sexo ue arroja la edad al rostro Cuando en el cerco me ballé De Savillan, territorio Y frontera del francés Y la gran ciudad de Como Defendi del placentino Con cuatro mil hombres solos. Al estado de Varés Meti una noche socorro, con el resto al Casal Me fui alargando brioso, Donde fué tanta la hambre Que padeció el campo todo, Por cercarnos quince mil Venecianos en contorno, Que, despues de haber comido Caballos, yeguas y potros, Sin reservar animal, Por inmundo ni asqueroso, Comimos gamon y grama En vez de carne y bizcocho; Y aun hubo hombre que, siendo Barbaramente piadoso Consigo, se cortó un brazo, Y dividiéndole en trozos, Para conservar la vida, Se le comió poco à poco; Plato en que él mismo à ser vino Alimento de si propio. Pasando desde el Casal Al Pirineo , aquel toldo De los valles y las selvas , Aquel piràmide bronco, Aquella torre de ramos, Aquel sobrecejo hermoso De la Francia, aquel castillo De frenos, aquel escollo De jazmines y esmeraldas, Aquel verde promontorio, Primer escalon del cielo Y último cuarto del globo, Dijo un francés mal de ti; Y yo, sacando animoso La cuchilla, de un revés Le cercené tan del todo La cabeza, que cayendo Junto al ribete de un olmo, Como estábamos en cuesta Rodó hasta el valle; de modo Que la postrera palabra La empezó presuntuoso En el monte, y la acabó Bien distante de nosotros. En fin, no tienes cludad Ni tierra que con mis hombros En peso no haya tenido. Con mas trabajos que arroyos Cuaja el Apenino en perlas, Disimula el Alpe en copos, El Po desata en cristales Y el mar Ligustico en golfos. Permiteme joh Duque excelso! Ahora, que reconozco De nuevo tantos servicios. Como en el tuyo supongo, Que les pregunte à las leyes Por qué, siendo tan edioso El delito del ingrato, No se prende por él como Por homicida ó ladron; Mas yo por ellas respondo Que hay delitos tan indignos, Tan viles y vergonzosos, Que no les halla el derecho Pena que iguale à su oprebio. Y por esto no la pone; O porque es caso notorio Que son tantos los ingratos,

Que es nombre mas amoroso,

Que no hubiera calabozos, Si se hubieran de prender, En el mundo para todos; Y así, es mejor que anden libres; Que no es, no, castigo poco Que ellos sepan que lo son, Y lo sepamos nosotros. Dirás que fué culpa grave Llevarme, sin ser su esposo, Conmigo à Isabel, y digo Que yo tambien la conozco; Mas, supuesto que aun el cielo Permite un daño si estorbo Ha de ser de otro mayor, Ma de ser de cero major, En proceder yo tan loco Mas te obligué que ofendí, Pues te excusé que fúrioso, De tu honor y el de Isabel Profanases el decoro; Y es menor inconveniente, Cuando hay dos daños notorios, Cuando hay dos daños notorio Ser un vasallo liviano Que un principe escandaloso; Apenas, pues, de Milan Huyo, salgo, y me desposo Con Isabel, y à su ruego, Difunto la posta corro, Cuando dentro de diez dias Desde el camino me torno, Y me informo que en palacio La tienes, porque tú propio Fuiste à robar su hermosura, Como à la cordera el lobo. Oh, quién en esta ocasion Tuviera ó hallara modo Para ponderar las ansias, Las penas y los ahogos Con que se halló embarazado Entonces mi pecho heróico, Con la infamia hasta la boca Y el dolor hasta la soca
Y el dolor hasta los oĵos!
Y iste; gran señor, un tigre,
Que en lo galan y lo hermoso,
Siendo pavor de las fieras,
Es ramillete del soto;
Que entrando en la verde cueva, Adonde dejó el cachorro Chupando el jugo á un cordero, Le echa menos, y fogoso Como saeta arrojada, Parte al monte, y los cogollos Va oliendo de los tomillos, Planta á planta y tronco á tronco, Parece que va pidiendo Su dicha à los cinamomos, Porque juren la verdad En su robado tesoro? Así yo llego à la aldea, Busco à Isabel, no la topo, Digo amores como amante, Hago extremos como loco, Examino los pastores, Refiérenme lo que ignoro, Parto á Milan afigido, Hablo con mis deudos todos, Cuento al padre de Isabel Tu amor y mi desposorio, Fia su honor de mi aliento, Su honor á mi cargo tomo Llego al muro, llora el pueblo, Toco el puente, paso el Domo, Veme Curcio, va à prenderme, Trae la guarda, cala el plomo, Y yo al riesgo agradecido, Por picas y balas rompo, Hasta llegar à pedirte, Como por justicia, el robo Que hiciste al alma de tantos Idolatrados despojos. Duque, principe, señor, Ante cuyos piés me postro, O amigo un tiempo del alma,

Ya estoy aqui, si me buscas; Ya me ofrezco, ya me pongo En tus manos, aunque sea Solicitar mi destrozo; Mas si acaso (¡ay dueño mio!) (Perdona si me apasiono, Atento à las referidas Finezas de que te informo) Me quisieres pagar cuanto Hizo mi brazo en tu abono, Dame en Isabel la vida, Que me usurpas ciego y sórdo, Si no de compadecido, Siquiera de generoso: Mirame, y verásme el alma Desatada en dos arroyos, Desatada en dos arroyos, Que corren líquido fuego Por la márgen de mi rostro; Mirame, digo otra vez, Porque estoy tan lastimoso, Que es imposible, segun Tristes me anegan sollozos, Que si tus ojos me miran, Me persigan mas tus ojos; Pero si verme ni darme Pero si verme ni darme El bien que por ti malogro No quieres, saca la espada, Y desde la punta al pomo Pásame el pecho, y despues De su circulo amoroso Arráncame el corazon, En cuyo espejo lustroso. Verás á Isabel tan viva Que pueda segunda vez Darla palabra de esposo; Ea, matame de presto, Ea, matame de presto,
Salpique tu sacro solio
Mi sangre, y á puñaladas,
Con intrépido alborozo,
Hazme, ofendido, pedazos,
Que aunque el vulgo afectuoso
Lo atribuya á pesadumbre, Yo lo tendré por soborno, One con esto cesarán En mi pecho doloroso Las angustias, las pasiones, Los miedos, los alborotos, Las desdichas, las afrentas, Los suspiros, los antojos, Las ansias, las desventuras Y los celos rigurosos Que sufro, contemplo, paso, Advierto, murmuro, noto, Callo, siento, disimulo, Colijo, penetro y toco Pues todo, viviendo, dura, Y cesa, muriendo, todo. ROSAURA. (Ap.) Mas que su amor atrevido, Su resolucion me admira. ISABEL. (Ap.) Cómo ha de vivir quien mira Un riesgo tan conocido? CARLOS. Ya que mirarme no quieres, ¿ Qué respondes? DUQUE. Lo bastante :

Que eres, Cárlos, buen amante, Pero mal vasallo eres.

Cuanto à ti, yo lo colijo

Quien otra cosa te dijo.

Y no te dijo verdad

Vén conmigo.

Mas no cuanto á mi lealtad,

Yo solo por mi me muevo;

CARLOS.

DUQUE.

Ya te sigo. DUQUE. Y tú llévate contigo A Isabel. ROSAUBA. Ya me la llevo. CÁRLOS. Mas si á morir voy, espera Que de Isabel me despida. Si han de quitarle la vida, Déjame hablarle siquiera. DUQUE: No puede ser por ahora. ROSAURA. Cansaste, Isabel, en vano. DUOUE Vuelves à verla, villano? ROSAURA Vuelves à verle, traidora ? CARLOS. Injustos son tus enojos. ISABEL Sin causa estás ofendida. DUQUE. Yo te quitaré la vida. ROSAURA. Yo te sacaré los ojos. CARLOS. Sin Isabel, no la aguardo. ISABEL. Sin Cárlos, no los estimo. DUQUE. Cómo tanto me reprimo? ROSAURA. Cómo tanto me acobardo? Vén, ó traedla por fuerza Porque esté menos rebelde. DUOUE. Vén, ó por fuerza traedle, Porque de su gusto tuerza. CRIADO. No te resistas briosa. Aqueste lance es forzoso. ISABEL. Déjame ver à mi esposo. CARLOS. Déjame ver à mi esposa. ROSAURA. Acaba. DUQUE. ¿No entrais los dos? CARLOS. Adios, esposa querida! ISABEL. Adios, Cárlos de mi vida! Que no puedo mas. CARLOS ¡Adios! (Métenlos à cada uno por su puerta.) Salen, acechando, SERON v FLORA. Ya se van todos. FLORA. ¿ Quién es?

SERON.

Quién ha de ser? ¡Ay de mí!

Liega, llégate bácia aquí.

CARLOS.

Es Seron?

SERON.

Pues ¿ no lo ves? FLORA.

Seas, Seron, bien venido.

: No mas?

SERON:

FLORA. ¿Te parece poco? SERON.

Si, para quien viene loco, Y halla en tu amor tanto ol vido.

FLORA

Bien sabes lo que mereces.

SERON.

¿Es porque no me casé?

FLORA.

Desde que sin fe te hallé. A los diablos me pareces. SERON.

No importa; que el tiempo hará Que se ablande tu rigor, Y retoñe nuestro amor.

Dificultoso será, Porque estoy muy asombrada De aqueste estruendo pasado.

Pues, por Dios, que si me enfado, Que no ha de dárseme nada; Porque, si quiero, yo haré Que, aunque no quieras, me quieras.

FLORA. ¿Hablas acaso de veras?

Y muy de veras, à fe; Porque sé un secreto grande Para que la mas severa, No solo à su amante quiera, Sino que tras él se ande, Como dicen, por ahí.

FLORA.

Tras él ¿ cômo puede ser?

Eso, Flora, es el saber.

FLORA. ¿ Aunque no le quiera?

Si.

SERON. FLORA.

¿ Qué importa, si es invencion? SEBON.

No, sino un punto curioso, Y que el mas escrupuloso Dirá que tengo razon; Pues solo con que el amante A quien la dama desama, Sepa dónde va la dama, Y él vaya un poco delante, La dama que detrás va, Aunque sea mas cruel, Mientras va donde va él, Mientras va donde va el, Siempre tras él se andará; Y así, tú, que mal me quieres, Te vendras à andar tras mi, Yendo delante de tí, Adonde quiera que fueres. FLORA

Linda friolera por cierto; Mas, volviendo á tu señor, El ha hecho un grande error.

SERON.

Es un hombre sin concierto.

FLORA.

Y tú abora ¿qué has de hacer Para tener libertad?

Apelar á tu piedad, Rogándote que esconder Me dejes en lu aposento Mientras pasa esta tormenta.

FLORA.

No, hermano, no me contenta, Porque hay mucho detrimento En palacio, en mí y enti : En palacio, si te ven ; En mi, si te quiero bien, Y en tí, si sales de aquí; Porque podrás allá fuera Blasonar muy satisfecho Quizá de lo que no has hecho.

Eso fuera si yo fuera, Flora, como unos garzones Que, misterios afectando el rostro desvencijando, Dicen algunas razones, Y no con malicia poca, Tan confusas y mascadas, Que están, de puro preñadas, Con la barriga á la boca, Para engañar á la gente Con los ajenos favores, Porque en versos y en amores Se miente muy fácilmente ; Porque si yo... Mas Rosaura Vuelve otra vez.

> FLORA. Pues chiton,

Y retirate, Seron.

(Retiranse.)

#### Salen ROSAURA É ISABEL.

ROSAURA.

Ya queda á la puerta Laura, Por si mi hermano viniere, Que es lo que temer podemos:

ISABEL. (Ap.)

Mi vida, en tales extremos, No sé si vive é si muere.

Y así, escúchame, y verás La mayor resolucion Que pudo humana pasion Haber pensado jamás.

Pasa adelante, pues ves, Si bien mi dolor es mucho, Con cuántas almas te escucho; ; Difunta estoy!

ROSAURA.

Digo, pues, Que apenas sali de aqui, Y dejandote encerrada, De mi hermano (aunque turbada) Los pasos siguiendo fui, Cuando escuché que concierta Dar à Cárlos (; triste suerte!) Aquesta noche la muerte, Aquesta noche la muerte, Entrando por esa puerta El Conde con otros tres; Que él mismo le señaló Sentencia, que el alma oyó, Como quien de Cárlos es. ¿Quién duda que ya te admira El ver en mi voluntad Ahora tanta piedad, Y antes de ahora tal ira? Mas no hara, que eres mujer, Y sabes lo que es llegar

A ver morir ó matar A ver morir ó matar
Lo que se llega á querer;
Vuelta, pues, à lastimar,
Aunque en un tiempo infelice,
Aqueste argumento hice
Brevemente à mi pesar:
«Excusar el casamiento
Del de Ursino, que me adora,
Es dar que decir ahora
A cualquiera pensamiento;
Ser de Cárlos homicida,
Confesándome inclinada,
Es dar vo misma la espada Es dar yo misma la espada Para quitarme la vida; Consentir que le atropelle Mi hermano es tambien rigor; Que no estorbar un error Es poco menos que hacelle; Matar à Isabel es cosa Que profana mi poder, Y yo siempre he de valer Mas que mi pena amorosa; Dividirlos á los dos, Y obligarlo á que sea mio, Es forzar un albedrio, Cosa que aun no la bace Dios; Pues quererle, siendo esposo De Isabel, cuando yo fuera Mujer comun, no lo hiciera, Siquiera por mi reposo; Porque no hay tan desdichado Delito como querer A quien ha de amanecer A quen ha de amanecer
Con otra mujer al lado;
Pues si yo me he de casar,
Cárlos tiene ya mujer,
Isabel le ha de querer,
Y el Duque le ha de matar;
Cárlos viva, y mis enojos
Se templen con mi fortuna;
Viva Callos personalemas Viva Carlos, porque alguna Vida les quede à mis ojos.» Dije; y volviéndome al cielo. Que es la exclamación primera De una vida que no espera Hallar consuelo en el suelo, Hallar consuelo en el suelo Vine, Isabel, à buscarte, Triste, afligida, llorosa, Resuelta, firme y piadosa, Para que tú, como parte, Noble, valerosa y fuerte, Por Cárlos, por ti y por mi Vayas, y excuses así Tu mal, mi pena y su muerte. Yo sé el cuarto donde està; Esta llave bace à la puerta; Su muerte à la noche es cierta, Y el dia se pasa ya; Y así, pues en todo eres Osada, como entendida, Vé presto, y sin ser sentida, Librale como pudieres; Pues haciendo lo que digo, Cumplirémos, Isabel, Tù con tu amor y con él, Y yo con él y conmigo ; Pues tú la vida le das Por lo que sabes de mi, Y yo te la dejo á tí, Que viene à ser mucho mas.

Placer à un tiempo y pesar Me has dado con lo que has hecho : Placer, viendo que lu pecho A Carlos me quiere dar; Pesar, viendo que no puedo, Por ser de Carlos esposa, Dartele yo, generosa, Con que ingrata a tu amor quedo ; Y para quien noble nace Es tan terrible pesar

Ver que no puede pagar Aquel bien que se le hace, Que entre perder à mi esposo, Siendo el Duque su homicida, Y el ser desagradecida A un afecto tan piadoso, A fligida el alma, duda Cuál pena peor la trata, Si el haber de ser ingrata, O el haber de quedar vinda; Mas, porque el tiempo (¡ay de mí!), Si ahora me detuviera, Hacerme falta pudiera, No te digo mas; y así, Dame esa llave, y verás Lo mas, sí, que una mujer Por un hombre puede bacer, Si el morir ella es mas; Porque à vista de los tres Cuando su intencion traidora... Mas dame la llave abora, Que tá lo sabrás despues. (Dala Rosaura una llave.)

ROSAURA. Pues toma, y á Laura di Que aquellas armas te de Que hice buscar.

¿Para qué? ROSAURA.

Para que Cárlos aqui Las lleve, sin que se entienda, Y con eso prevenida, No solo le dés la vida, Sino con qué la defienda; Y ahora véte, que es tarde.

Con razon Milan te adora,

ROSAURA. Esto ha sido ser señora; Adios.

> ISABEL El cielo te guarde. (Vanse.)

Salen EL DUQUE, EL CONDE y OTROS

Entrad y haced lo que os digo, Sea justo ó no sea justo.

No es traidor el que hace el gusto De su rey. Venid conmigo; Que si es justicia ó rigor, No les toca á los criados.

DUQUE. Si no vengo mis enfados, ¿Para qué soy yo señor? Muera Cárlos, porque muera Quien me quita lo que quiero.

CONDE. Ya salgo yo.

DUQUE. Y yo te espero En esta sala primera. (Vanse.)

Salen SERON v FLORA.

Véte, Seron, si te has de ir Que anda muy revuelto todo.

SERON. Si, mas dime de qué modo Y por dónde he de salir; Porque en esa puerta está Cual guarda de monumento,

Una dueña, que al momento -Que lo vea lo dirá; Porque á no callar se enseña La dueña desde que nace , Y dueña que no lo hace No sabe lo que es ser dueña Fuera desto, aunque callara, Es tan fiera, es tan dragon, Que por no ver su vision, Al verdugo me entregara Porque es tau carifruncida, Tan estéril, tan enjuta, Tan flaca, tan langaruta, Tan flaca, tan langaruta, Tan buida y desbuida, Que, vista con atencion, Parece, en lo penitente, Chorizo convaleciente O lenguado en oracion;

(Ruido de espadas.) Mas alli suenan espadas.

FLORA. Yo estoy temblando, Seron.

ISABEL. (Dentro.) Primero que el corazon Tal consienta, á cuchilladas Pedazos es he de hacer.

Salen EL CONDE y orros, relirándose de Isabel, que los sale acuchillando.

Ay Seron, que es mi señora! Ponte á su lado. SERON.

Aun ahora No lo ha habido menester. CONDE

Advierte ...

ISABEL

No bay qué advertir, Sino huid, que es lo mejor; Que á una mujer con amor Mal se puede resistir.

DUQUE. (Dentro.)

¿Astolfo?

ROSAURA. (Dentro.) ¿Isabel?

CONDE. . Espera Que ya su alteza ha venido. ISABEL.

Mal mi intento he conseguido.

Salen EL DUQUE, ISABEL y ACOMPA-NAMIENTO.

DUQUE. ¿Quién mis palacios altera? ISABEL.

Yo sov.

DUQUE. Pues di, ¿ cómo estás En este cuarto y asi? (Pone la espada à los piés del Duque, y arrimase à una puerta cerrada.)

ISABEL. No hay espada para ti, Escuchame y lo sabrás: Referirte que Cárlos es mi esposo, Que de él estás celoso. Que su nombre idolatro, " Que el mundo de sus glorias es teatro, Que su vida te enoja, Que él à su muerte intrépido se arroja, Que le aborreces tu, que yo le adoro, Que ofendes mi decoro Y que yo te resisto, Es cansarte, supuesto que lo has visto.

Y pues lo sabes todo, Paso adelante, y digo de este modo. En mi prision apenas recogida Quedé, cuando, advertida Del riesgo de mí espor El rostro entre amarillo y pavoroso. El pecho quebrantado, Y el libro del valor descuadernado, Quequien le tiene en trance semejante, Quequien le tiene en trance semejante, O aprende para risco ó es diamante; Me vi morir, y tanto fué el contento Que tuvo el pensamiento, Mirando tanta pena fenecida, Que me pudo volver á dar la vida, En gloria tan incierta, Solo el placer de imaginarme muerta. Cobrada pues del súbito desmayo, Como animado ravo. Como animado rayo, La puerta por el suelo, Tomoestas armas, à mi industria apelo, Recojo las basquiñas, De los ojos enjugo las dos niñas, Salgo del cuarto, danme cierta llare, Y osadamente grave, Arrestando la vida, Hollando el miedo, la razon perdida, Tierno el amor y el ánimo brioso, En la puerta me planto de mi esposo; Pero apenas probar la llave intento, Cuando los pasos siento De esa gente arrogante, Que buscaná mi esposo; yo, constante, La espada tomo y el escudo embrazo; Supliqueles primero que me bicieras Favor de que se fueran, Ya que tarde vinieron; Pero viéronse cuatro, no quisieron; Y viendo su mal modo, Carguéme de razon y entré por todo. Como el cielo por marzo, si se enoja. Copos de nieve arroja O granizo cuajado, Asi de mi furor arrebatado. Sobre las cuatro espadas Granizaba mi brazo cuchilladas, Tanto, que no fuè en ellos cobardia Temer la furia mia, Pues tiraba de suerte. Que en cada cuchillada iba una muerte, ninguno tan poco se estimara, Que viéndola venir, no se apartara. Cualquiera pensará que esta osadia En mi fué valentia O aliento generoso; Pues no fué tal, sino temor forzoso De una muerte impensada U de una vida en muerte trasformada, Porque, como sabía (aquesto es cierto) Que en viendo à Carlos muerto, Yo tambien lo quedaba, De miedo de morirme peleaba Con tan fuerte denuedo. Con tan nuerte dennedo, Que pasó por valor lo que era miedo. Esto pasaba cuando tú veniste; Escúchame abora (; ay triste !), Ya que tú en acabarle Estás resuelto, como yo en amarie. Solo un advertimiento; Aqui, Señor, te he menester atento. Cárlos está aqui dentro, tu pretendes Su muerte, pues le ofendes; El mundo sabe el caso; Para entrar allá dentro este es el paso; Yo le tengo cogido, Y en fin, ó por amante ó por marido, El corazon le adora; Sácame tú la consecuencia ahora. Si mas espadas que en el campo hay En el cielo fulgores, flores, En el abismo penas,

Y en ese mar arenas y sirenas,

#### · LA MAS CONSTANTE MUJER.

A un tiempo me cercaran, [ran Del puesto donde estoy no me aparta-[ran, Porque tan arraigada, tan asida A la puerta he de estar y tan unida, Que, de léjos mirada, O parezca que en ella estoy pintada, O que en espacio breve El amor me ha tallado de relieve. Si bas de matar à Cárlos, el camino Mas llano y mas vecino. Mas cierto y mas derecho,
Es irte entrando por aqueste pecho, Que es el primer portillo Para haber de hatir este castillo. Esta es resolucion, viven los cielos; Que, pues yo de tus celos Soy la ocasion primera, Antes que Cárlos á tus manos muera, Han de correr aquestas piedras frias Golfos de sangre de las venas mias. así, tu amor consulta ó tu fiereza, Tu enojo ó tu nobleza, Tu piedad ó tu enfado. Y de tantos afanes lastimado. Por mujer afligida, U dame el alma, ó quitame la vida.

DUQUE.

A un amor tan generoso, A un afecto tan cortés, A una fineza tan grande, A una voluntad tan fiel, A un riesgo tan conocido, Y lo que mas viene à ser, A un empeño tan bizarro, ¿ Qué te puedo responder, Sino que viva y te goce Quien siempre te quiso bien? Y o procuré, como todos Los que me escuchais sabeis, A Esforcias y Borromeos Desterrar, ó componer Sus bandos y enemistades, y no pude; pero, pues El amor y la hermosura Hacen lo que no pensé, En lugar de estar quejoso, A Isabel agradecer Debo aquesta accion; y así, Suyo es Cárlos, id por él; Mas soy yo que mi pasion.

(Vanse los criados por Cárlos.)

ROSAURA.

Accion como tuya es.

Los piés te beso mil veces.

DUQUE.

Esto es amor, Isabel.
CONDE.

A Cárlos tienes presente.

Sale CARLOS.

CÁRLOS.

Deja, Señor, que los piés Te bese por lo que oí.

DUQUE.

A mis brazos, Carlos, vén, Y disculpa mi pasion, Pues sabes lo que es querer; A Isabel debes la vida.

CÁRLOS.

Con los brazos pagaré Parte alguna de su amor.

ISABEL.

Despues, Cárlos, te diré Quien te ba dado generosa La vida, el honor y el ser. ROSAURA. Yo cumpli con mi nobleza, Aunque envidiosa quedé.

DUQUE.

El de Ursino, segun dícen, Está cerca de Varés, Y en viniendo, entrambas bodas A un tiempo celebraré.

FLORA.

Y ahora ¿ quẻ falta?

serom Solo

Saber lo que se ha de hacer De Seron.

DUQUE.

Darle un oficio, Porque es criado de ley, Y que se case con Flora.

SERON.

Está bien, mas ha de ser Con condicion que no para, Por la duda de despues.

FLORA

Cáseme yo una por una; Que, si fuere menester, La procesion de las amas He de parir de una vez.

TODOS.

Y aqui tiene fin, señores, La mas constante mujer, Escrita sin competencia, Sino solo por querer Serviros; si os pareciere Algo de lo escrito bien, Decir vitor al deseo De quien vuestro esclavo es,

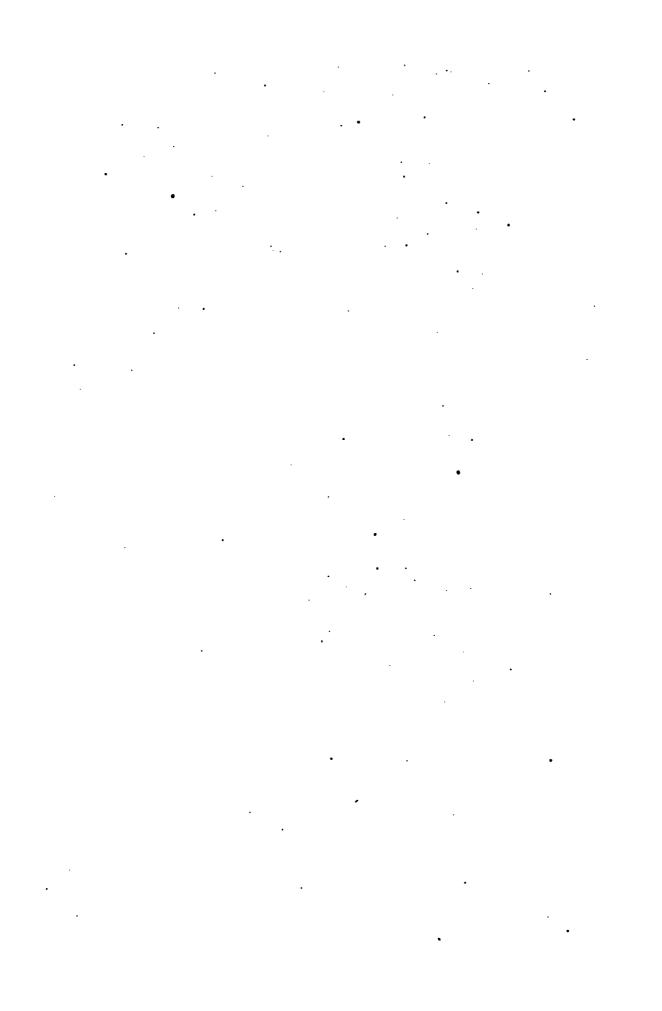

## COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# LA TOQUERA VIZCAINA,

DEL DOCTOR JUAN PEREZ DE MONTALVAN,

#### PERSONAS.

DON DIEGO, galan. DON JUAN, galan. LISARDO, caballero. OCTAVIO, su amigo. FABIO, criado de don Diego. LUQUETE, criado de don Juan. FELICIANO, viejo.

FINEO.
DOÑA ELENA.
BEATRIZ, criada de doña
Elena.

FLORA, dama. JUANA, criada. ISABEL, criada. MAGDALENA.

### JORNADA PRIMERA.

Salen DON DIEGO, galan, FABIO, criado, v DONA ELENA v BEATRIZ, con mantos y tapadas.

DON DIEGO.

; Hemos de pasar de aqui?
Por señas decis que no;
Quedaréme solo yo. —
Apártate , Fabío, allí. —
Ya estamos solos los dos ,
Y en el campo me teneis ;
Decid qué es lo que quereis.

DOÑA ELENA. (Ap.)
Toda soy de hielo, ¡ay Dios!
DON DIEGO.

El recato que mostrais,
El temor con que venis,
El silencio que fingis
Y los suspiros que dais,
Son testigos verdaderos
De que venis afligida;
Y si es que puede mi vida
En algo favoreceros,
Sin salir de la ciudad,
Fuérades servida en todo,
Por el talle y por el modo,
Ea, descubrid, tirad
Aqueste oscuro nublado,
Que ya sin paciencia estoy.

Pues tenedla, porque soy Doña Elena de Alvarado. Don biego.

Señora, mi bien...
Doña ELENA.

Oid.

Tanto favor?

DD. C. DE L.-II.

DOÑA ELENA. No es favor , Sino miedo á vuestro amor. DON DIEGO. La causa ignoro ; decid.

DOÑA ELENA. El salir de la ciudad Y venir yo como vengo Es respeto que me tengo, No, don Diego, voluntad. Vos me quereis, es verdad; Mas, supuesto que el quererme Es solo para ofenderme, Que no me querais es justo, Pues quererme sin mi gusto Mas parece aborrecerme. Sin atender á mi fama, Me rondais tan atrevido . Que aun yo misma me he tenido À veces por vuestra dama. Y esto, Señor, no se llama Galanteo ni aficion, Sino necia obstinacion Que el honor abrasa y quema; Que hay hombres que aman por tema, omo otros por eleccion. Si voy à la iglesia, os ballo Junto à mi; si hablo de uoche, Lo mismo; y si salgo en coche, Me vais siguiendo à caballo; Y aunque disimulo y callo, Es cosa fuerte, por Dios, Que sin querernos los dos, Ni vos importarme nada, Haya de estar encerrada Para baber de estar sin vos. Huélgase cualquiera dama De ser querida ; mas esto Ha de ser con presupuesto Que no se ofenda su fama Ni su gusto; que si ama, Y acaso es mujer de bien. No hay disgusto que le dén De mas pena y mas dolor,

Que tratarla de otro amor Cuando está queriendo bien. Esto es decir que estorbais, Que para un discreto sobra; Y pesadumbre me dais. Viendo, pues, que porfiais, Y que no aprovecha nada Lo que os dijo esa criada, Si por vuestra dama no, Haced lo que os digo yo Por muy vuestra aficionada.

vos me mandais una cosa Muy fácil, al parecer, Y en cuanto á mí, ha de ser... poña ELENA.

¿Qué ha de ser?

DON DIEGO.

Dificultosa.

DOÑA ELENA.

Pues ¿ por qué , si desdeñosa,
Con claridad os confieso
Que á otro quiero bien ?

DOÑA BLEGO.

Por eso;
Porque dar gusto no es bien
A quien con tanto desden
Me quiere quitar el seso.
Esos celos, bella Elena,
Solo sirven de incitarme;
Que es errar la cura, darme
Para curarme mas pena.

DOÑA ELENA,
Pues decid, ¿ qué ley ordena
Que haya por fuerza de veros,
De admitiros y quereros?

non deco.

¿Y qué ley manda tampoco Que vos me tengais en poco, Y haya yo de obedeceros?

Yo pido lo que es muy justo.

DON DIEGO.
¿ Qué mas justo que mi amor?

DOÑA ELENA.
Eso es quitarme el bonor.

Y esotro quitarme el gusto.

DOÑA ELENA.

Tiene mi galan disgusto.

Yo tambien ; que estoy celoso.

El pretende ser mi esposo.

Yo tambien lo he pretendido.

Por eso el otro ha vencido.

Por eso estoy invidioso.

DOÑA ELENA.

Pues si soy suya, en efeto,
¿ Qué es lo que pensais hacer?

Solamente conocer Quién es galan tan secreto, Porque, ya que mi respeto Con vos me tiene encogido, Quiero vengarme atrevido En quien mi dicha interrompe, Como quien los naipes rompe Con que ha jugado y perdido,

Salen DON JUAN Y LUQUETE, por una puerta.

DOÑA ELENA. Él es hombre que sabrá... (Ap. Pero ya no sabrá nada.) BEATRIZ.

¿Qué tienes?

DOÑA ELENA. Estoy turbada, Porque allí don Juan está.

DON DIEGO. Gente viene , y no será

Gente viene, y no serà Razon que os hallen aquí, DON JUAN.

No es aquel don Diego?

Bien nos dijo don Fernando.

LUQUETE. Con una dama está hablando.

DOÑA ELENA. Haced aquesto por mi.

DON DIEGO.

Yo me iré ; mas advirtiendo (Aunque sea descortés) Que he de conocer quién es Vuestro amante.

Ya os entiendo.

Finalmente, yo pretendo Decirle que Elena es mia, Y castigar su osadia.

LUQUETE.

Ya se despiden los dos. DON DIEGO.

Pues adios, Elena.

DOÑA ELENA,
Adios.
(Ap. ; Muerta estoy!)

LUQUETE.

DOÑA ELENA.

Ya se desvia; Mas espera que se aparte Destas ninfas algun trecho.

Tápate.

Muy bien se ha hecho.

Y vén por esotra parte.
(Quiérense ir por la puerta de enmedio.)
Mas ; av!

No hay que recelarte.

Sí hay, Beatriz, porque en la accion De don Juan, ; qué turbacion! Parece que va tras él.

Ya yo estoy como un papel.

Ahora es buena ocasion; Vén, Luquete.

DOÑA ELENA.

Una mujer Tiene un negocio con vos. LUQUETE.

Va á matar aquellos dos , Y que ahora no puede ser Estad cierta; que á poder, Tuviera á dicha el mandarme.

Al irse don Juan, vuelve á salir DOÑA ELENA, y detiénele.

Ahora habeis de escucharme, Por la vida...

DON JUAN. No jureis. Doña elena.

De la dama que quereis.

DON JUAN.

Hay tal modo de forzarme!

Mirad que importa á su honor.
DON JUAN.

Antes con esto la obligo, Pues matando à su enemigo, Será venganza y amor. DOÑA ELENA.

No será sino rigor,
Porque en iguales balanzas
Su amor, sus descontianzas
Y sus penas estarán;
Que con riesgo del galan,
Ninguna quiere venganzas.

Dejadme.

Ya estáis cruel. Luquete.

DON JUAN.

Y basta; ¿ por que no viene, Me reporta y me detiene?

¿ Por qué se detiene él?

DON JUAN.

Luquete, vé tù tras él,

Y dile...

DOÑA ELENA.
Tenle, Beatriz.
DON JUAN.

Beatriz?

(Vase.)

Oh suerte infeliz!

DON JUAN.

Luego vos...

DOÑA ELENA.

La lengua erró;
Soy esclava vuestra.

DON JUAN.

El hombre mas infeliz. ¡Cielos! ¿qué es lo que estoy viendo?

DOÑA ELENA, Una mujer, que tu vida Asegura enternecida, Y está tu riesgo temiendo.

DON JUAN. No está sino previniendo, Para mas presto acabarme, La muerte que intenta darme; Porque tan ciertos desvelos, Detenerme y darme celos, Es lo mismo que matarme. Tù hablando con mi enemigo? Tù en el campo? Tù tapada? Ténte, no me digas nada, Basta lo que yo me digo; Pues cuando mi amor contigo Mas piadoso quiere ser, Es tuerza haber de creer (Segun lo que viendo estoy) Que lo que es hablarse hoy Fué diligencia de ayer. Mal haya yo, que crei Lágrimas que perlas fueron, Pero falsas me salieron, Porque ya se usan asi! Mil veces llorar te vi Mas esto no teacredita. Pues de suerte se ejercita El llorar entre vosotras. Que de ver llorar à otras, Llorais en una visita. Viendo tanto suspirar, Di crédito à tu desden; Que siempre un hombre de bien Fué muy fácil de engañar; Mas de aqui vengo à sacar, Pues con ofensas tan claras Dama de dos te declaras Que si el mudarse es deleite, La condicion, no el afeite, Os hace tener dos caras. ¿ Qué no vence la porfía? Claro está, tú te rendiste; Mujer como todas fuiste, Pues le hablaste siendo mia. Dirás que fué en cortesia; Mas yo lo entiendo al revés Porque ya en las damas es Razon de estado admirable, Para encubrir lo mudable, Valerse de lo cortés. Mas yo la culpa he tenido, Pues solo atento á tu honor. He consentido su amor Y mi agravio he consentido: Mil locuras he sufrido Solo por hacer alarde De mi amor; mas ya, aunque tarde, Conozco, por lo que peno, Que aun cuando importa, no es bueno Andar un hombre cobarde. Mas yo volveré por mí. DONA ELENA

DOÑA ELENA. ¿Puedo hablar abora yo? DON JUAN. ¿Querrás detenerme?

> DOÑA ELENA. No

¿ Querrás disculparte?

Si.

No hay disculpa á lo que vi.

DOÑA ELENA. Hartas el amor me ofrece. DON JUAN.

Quien escucha no aborrece. DOÑA ELENA.

Si; mas; quién oye y no escucha? DON JUAN.

Pues ; hay diferencia?

DOÑA ELENA

Mucha.

Aunque no te lo parece : Oir es una pasion En que todos convenimos Sin tener en lo que oimos , Ni albedrio ni eleccion ; Mas escuchar dice accion En gusto proprio; y así, Yo, que vine aqui sin mi Aunque con don Diego hablé, Le oi, mas no le escuché, Porque sin gusto le oi.

DON JUAN. Con eso te condenaste. Porque si à verle saliste No fue que acaso le oiste, Sino que tú le buscaste.

DOÑA ELENA. Si, pero el fin ignoraste Que, si à buscarle sali, Fué para pedirle aqui Que me dejase; de suerte Que aun lo que pudo ofenderte , Vino á ser fineza en mi.

DON JUAN. Elena, cierra los labios, Que es reventar de mujer El quererme hacer creer Por finezas los agravios; Y así, los medios mas sábios Para vengarme han de ser Dejarte sin atender Ni á mi amor ni á tu mudanza; Porque no bay mayor venganza Que dejar á una mujer. Que à don Diego...

> DOÑA ELENA ¿Donde vas? DON JUAN.

A matarle.

DOÑA ELENA. Oye primero. DON JUAN.

¿ Qué be de oir ? DOÑA ELENA.

Lo que te quiero. DON JUAN.

Ya lo he visto.

DOÑA ELENA. Necio estás. DON JUAN.

Déjame.

DOÑA ELENA. No puedo mas. DON JUAN.

¿ Qué quieres ?

DOÑA ELENA Satisfacerte. DON JUAN.

¿Cómo puede ser?

DOÑA ELENA.

Advierte ...

DON JUAN. Suelta la capa

DOÑA ELENA.

Es en vano.

DON JUAN.

Ah, desleal!

DOÑA ELENA. Ah, tirano! DON JUAN.

Esto es matarme.

DONA ELENA

Es quererte.

DON JUAN. No me has de engañar.

DOÑA ELENA

Ni quiero.

DON JUAN.

No me has de ver.

DOÑA ELENA. Eso si DON JUAN.

Adios.

DOÑA ELENA.

lréme tras ti.

DON JUAN.

: Dónde ?

DOÑA ELENA. Donde vivo y muero. DON JUAN.

Y don Diego?

DOÑA ELENA. Que esto espero! DON JUAN.

Tú le hablaste.

DOÑA ELENA. No fué amor. DON JUAN.

¿Quién lo dice?

DONA ELENA. Mi dolor.

DON JUAN.

Déjame, pues yo le vi. DOÑA ELENA.

Amor, vuelve tú por mi. DON JUAN.

Quitame la vida, honor. (Vanse.)

Salen LISARDO, caballero, y OCTA-VIO, su amigo.

OCTAVIO. A mi me encubres el pecho? LISARDO.

Gasto, Octavio, mal humor.

OCTAVIO.

Pues mi lealtad ¿qué os ha hecho? Qué os ha debido mi amor?

LISARDO. Tengo el pecho muy estrecho. (Ap. ; Ay Flora! ay mujer! ay fiera!) ¡Pluguiera al cielo, pluguiera A Dios que cnando te vi Muriera para que asi Conmigo mi amor muriera!

OCTAVIO. Notable melancolia!

LISARDO.

Antes casi à pensar vengo , Segun crece cada dia. Que es tristeza la que tengo, Causada de culpa mia. El melancólico ignora,

Puesto que suspira y llora, La causa por qué suspira; Mas no el triste que la mira Como yo la miro abora.

Pues ¿ qué sentis?

LISARDO. Up dolor, Una ansia , una voluntad Y un melancólico amor, Que cuando es enfermedad, Es la enfermedad mayor. La mas fuerte calentura, Con su contrario se cura Y tiene principio y medio; Mas ; ay de aquel que el remedio En su mismo mal procura!

Pues que sintiéndome arder De baber visto una mujer, Para haberme de templar, O me tengo de matar, O la he de hablar ó ver.

OCTAVIO. Todo el dinero lo acaba. LISARDO.

Antes el alma sospecha Que no aprovecha esa aljaba. OCTAVIO.

En Madrid, y no aprovecha El dinero? ¡ Cosa rara! LISARDO.

Pues escuchad y veréis, Para que no lo extrañeis Lo que me pasa en Madrid Despues que vine.

OCTAVIO. Decid.

LISARDO.

Avisad cuando os canseis. Luego que por Madrid dejé á Zamora, Pasando acaso por su plaza, en ella, Al salir el aurora, vi una aurora, Con quien el sol aun era poca estrella Porque iba entoncestan gallarda Flora, Que solo ella competia con ella; Y si por dicha no la aventajaba, Era porque respeto le guardaba. Amanece en provincia cada dia, Puesto un jardin de diferentes flores, A quien los coches hacen armonía. Que son deste jardin los ruiseñores ; Tiene una fuente, que, sonora y fria, De las flores murmura y sus colores, Y tal vez de otras cosas á su modo, que bien tiene de qué, si lo ve todo. Aquí llegó estadama, y yo gozoso Llegué tambien porverla y conocerla, Porque ibatan de sol su rostro hermo-SO.

Que hubopimpollo que se abrió de ver-Escogió el ramillete mas curioso, [la; Que fué en su mano como nieve en per entonces murmuró la fuente fria [la, De ver comprar lo mismo que tenia. Seguila hasta su casa con prudencia. Y de su estado me informé en secreto; Que no es fineza, no, la diligencia , Cuando pasa las leyes del respeto ; Un año, y mas, sufri su resistencia, [to, Que es mucho en este tiempo, y en efe-Gansada ó lastimada de mi muerte , Una noche me dijo de esta suerte : «Escarmientos, Señor, de amigas mías, Que delamor se quejan mal pagadas , Y de los bombres lloran tiranias , Mas en mudanza que en razon fundadas, Tan cobarde metienen estos dias, [das, Temiendo ser (; ay Dios!) de las burla-Que me he resuelto, aunque mi edad se

[asombre,

A no querer jamás á ningun hombre; Mas, porque no penseis que soy ingra-Ita

A tanto amor como mostrais tenerme, Mi honor dispensa, determina y trata Que dentro de mi casa podais verme ; Pero, porque mi pecho se recata De querer aunque lleguen à quererme, Ha de ser condicion para obligarme Que en materia de amor no habeis de hablarme.

Yo tengo por verdad acreditada (Bien puede ser engaño) que no hay [hombre Que trate à una mujer verdad en nada, Porque para mentir les basta el nom-

[bre: Y mientras yono esté desengañada, Cosa no he de escuchar que amor se

Inombre: Y si desta manera pensais verme, Lo mismo será verme que perderme.» Yo entonces, viendo lo que puede el tra-

Consiento en el partido; en fin, la veo, Si bien con tal silencio y tal recato, Que parece que ya no la deseo; Mudo á mi pena y á mi amor ingrato, Por no enojarla, con mi amor peleo, Y callo amando, si hay galan que pueda Teniendo amor, tener la lengua queda. as razones tal vez articuladas Retiro atrás, y su sentido trueco, Aunque salen algunas tan formadas Que casi entre los dientes se oye el eco; Mas como en aire quedan trasformadas, Y el aire viene à ser húmedo y seco, A su esfera se va, que son los ojos, Y las que voces fueron, son enojos. Mira si es harta causa de tristeza

[hielo, A un peñasco, á un diamante, á una be-[lleza,

Amar à un marmol, à una nieve.

Que nació para bien y mal del suelo; Penando está en su cielo mifirmeza Que aunque implica penar y ver el cíelo, Bien fácil esta enigma se declara Con probar su rigor y ver su eara. OCTAVIO.

: Por Dios, que es mujer notable!

LISARDO. Y mas para quien la adora , Siendo una tiera intratable , Pues me abrasa y me enamora , Sin permitirme que hable. Mas ella sale ; à este lado Podeis estar retirado; Que yo sé que si la veis, Mi voluntad disculpeis.

(Apartanse à un lado.)

Salen ISABEL v JUANA, criadas, y detrás FLORA, muy bizarra.

JUANA.

Sin causa te has enojado.

FLORA No me teneis que pedir, Laura no me ha de servir; Que no quiero yo criada Que haya estado enamorada. Hoy de casa ha de salir.

JUANA. Por eso ya no lo está Despues que está en tu poder.

FLORA. Mira: quien amó amará, Y basta poder querer Para que me canse ya.

Quien ha de vivir conmigo, A los hombres (yo lo digo) Ha de tratar tan severa, Como si cualquiera fuera Su capital enemigo.

Eso se debe entender Solo con algunos hombres Que hay de tan ruin proceder Que murmuran nuestros nombres Y deshacen nuestro ser.

Y con todos, porque está Tan mal con ellos mi pecho, Que à todos castigarà: Al malo porque lo ha hecho, Y al bueno porque lo hará.

OCTAVIO. Por cierto, bizarra dama!

LISARDO. Si , mas su rigor la infama.

FLORA. ¿Tú estabas aquí, Lisardo? LISARDO.

Solo en verte me acobardo; Que teme mucho quien ama, Y cómo te va de amor; Quiero decir, de olvidar A los que te quieren bien?

FLORA. Siempre es uno mi desden.

LISARDO.

(Ap. Y uno tambien mi pesar.) No sé si tienes razon.

¿ Por qué no, si todos mienten?

LISARDO. Eso es solo presuncion.

á un

Si lo que dicen no sienten, ¿ Qué mejor informacion? Hoy he hallado en estas rejas Seis papeles arrojados, Llenos de amores y quejas; Que, ya que no mis criados, Tienen mis rejasorejas; Y mas por curiosidad Que por tener voluntad, Los seis papeles pasé. Y en todos ellos no hallé...

LISARDO.

¿Qué no hallaste?

FLORA Una verdad;

Y si no, veislos aqui, Que ellos hablarán por mí.

(Dale unos papeles.)

LISARDO.

Con ellos vencerte espero. Este es el papel primero.

FLORA.

Ya lo escucho. LISARDO.

Dice así: (Lee.) « Despues que vi tu hermosura, » Despues que fui sus despojos , » Despues que amé sin ventura , »Y despues que de tus ojos Adore la lumbre pura, »Estoy tan muerto...»

Detente, Y no pases adelante, Porque ya ese amante miente, Porque, à estar muerto ese amante, No sintiera como siente.

LISARDO. Dicese, Flora, morir Aquel penar y afligirse Un hombre dentro de si. FLORA.

Dicese, mas no es asi; Luego es mentira decirse. Pasa al segundo.

(Ap. ; Ah, tirana !) (Lee.) «Yo os vi ayer a una ventana , »Y hoy por vos me veo arder.»

Ya no le queda que hacer A ese tal para mañana.

Luego ¿no suelen funtarse Las estrellas y mírarse De trino en galan y dama?

Eso inclinarse se llama; No, Lisardo, enamorarse. Basta el ver para tener Solamente inclinacion; Mas para haber de querer Con fundamento y razon, Más es menester que ver ; Porque el trato, la cordura, La condicion, la blandura, El donaire y el hablar Suele á un hombre enamorar Mas que la misma hermosura. Y supuesto que ha faltado Trato, gusto, amor y agrado, Tambien aqueste ha mentido, Pues dice que me ha querido Antes de haberme tratado. Aquesto no es ser cruel, Sino querer acertar Y serme à mi misma fiel.

LISARDO.

Es condicion singular.

FLORA.

Vaya el tercero papel. LISARDO.

(Lee.) «Si de vuestro sol divino »Matan los rayos...»

Con el sol á topar vino?

LISARDO.

¿ Tambien es mentira aquesto? FLORA.

Es muy grande desatino. LISARDO.

Por qué?

FLORA.

Que si yo como el solfuera, Pues él al sol me compara No hubiera quien me quisiera Ni à la cara me mirara. Fuera de ser un favor Tan comun como el amor, Dime, ¿ qué tiene que ver Con el sol una mujer?

LISARDO. Ser la alabanza mayor.

FLORA.

No hay tal.

LISARDO. Pues di : cuanto vemos 
¿ A su luz no lo debemos ? No nos calienta?

> FLORA. Eso es llano:

Mas, en llegando el verano, ¿De ese calor qué dirémos?

LISARDO.

No habrá cosa que no sea, Si con tal rigor se mira, Mentira para tu idea.

FLORA.

Pues si para mí es mentira, ¿ Por qué quieres que lo crea? LISARDO. (Ap.)

Buena es la ocasion que veo Para decirla mi pena, Sin que culpe mi deseo.

FLORA.

Vaya el cuarto.

(Ap. Bien se ordena.

Quiero fingir lo que leo.)
(Lee.) \*Dos años há que os obligo,
\*Tan humilde y tan contento,
\*Que aun lo que siento no digo,
\*Porque todo lo que siento
\*Se queda siempre conmigo;
\*Ni por muerto me juzgué,
\*Ni os amé luego, que os vi,
\*Ni sol tampoco os llamé,
\*Y pues que nunca os menti,

Ya se ve lo que querré.»

O la memoria he perdido, O este papel no he leido; Pero ya la firma aguardo.

La firma dice : Lisardo.

Y Lisardo el atrevido.

LISARDO.

¿Tanto atrevimiento es, Para quien muere callando, Leer un papel tan cortés, Cuando estoy muriendo y cuando Has escuchado otros tres?

FLORA.

Los otros no están aqui Y así tienen mas disculpa Que tú para hablarme así; Porque consiste la culpa En ser delante de mi. El escribir en quien ama, Respeto y temor se llama ; Que aunque un papel se recibe , No todo lo que se escribe Puede decirse à la dama. Mas, para que no te alteres. Ni culpes en lu fortuna Nuestros varios pareceres (Que siempre lo que hace una Pagan todas las mujeres), Respondo que tu tambien Estas, Lisardo, mintiendo, Porque no es quererme bien Hablarme en lo que me ofendo, Conociendo mi desden. pues pasas del concierto A unque tengo por muy cierto
Que ni al sol me has comparado,
Ni aun un dia me has amado,
Ni te has tenido por muerto;
No quiero que mas me veas,
Porque tan libre no seas Cuando à hablarme te dispongas, Que à mis preceptos te opongas Y tus papeles me leas. (Vase.) LISARDO.

Oye, mira, escucha, advierte...-Tenla, Isabel;-tenla, Juana.

ISABEL.

¡Qué desdeñosa!

ITANA

(Quéfuerte! (Vase.)

¿Qué dices?

Que esta tirana
Busca sin duda mi muerte.

Y en fin, ¿ qué piensas hacer? LISARDO.

Sufrir, callar y querer Hasta que el amor la inspire Que en el espejo se mire Y conozca que es mujer; Porque la fiera mas fiera Al cabo de la jornada Se rinde, aunque nunca quiera, Ya que no de enamorada, De agradecida siquiera.

(Vanse Lisardo y Octavio.)

Salèn DOÑA ELENA Y BEATRIZ.

DOÑA ELENA.

¿ Qué hora serà?

Son las diez.

DOÑA ELENA.
¿Las diez , y don Juan no viene?
Las diez , y falta don Juan
Mas ahora que otras veces ?
No sé qué me dice el alma.

BEATRIZ.

No te apasiones ni alteres;
Que hacer estos ferriones
Un hombre que celos tiene.
Es la cartilla de amor
Hasta que el enojo cese;
Entren buenos de por medio,
Vayan y vengan papeles,
Llueva Dios satisfacciones,
Haya pliegues y mas pliegues,
Y al cabo de cuatro dias
Alguna amiga os concierte;
Que es la postrera estacion
De todos los penitentes.

DOÑA ELENA.

Este don Diego ha de ser
Mi destrucion; él pretende
Darme la muerte sin duda,
A titulo de quererme;
Yo le he escrito, yo le he hablado,
Yo he avisado á sus parientes,
Yo le he llevado por mal,
Y yo he hecho, finalmente,
Todas cuantas diligencias
Pueden en el mundo hacerse,
Y no aprovechan con él
Ruegos, lágrimas, desdenes,
Persuasiones ni amenazas,
Y luego dirá la gente
Que, si porfian los hombres,
Es porque dan las mujeres
Ocasion á que porfien.

BEATRIZ.

Conforme los hombres fuereu; Que hay amantes espantajos, Que se estarán erre, erre, Mareando las esquinas Y gastando las paredes Todo el dia en una calle, Sin mas fruto que molerse Y moler à cuantos pasan; Mas tente, que me parece Que siento ruido aqui fuera.

DOÑA ELENA. ; Ay Dios, si mi dueño fuese! Sale LUQUETE.

Sudando vengo, por Dios,

BEATRIZ.

No es don Juan, mas es Luquete.

LUQUETE.

¿Señora?

DOÑA ELENA.
Pues ¿ cómo solo?
LUQUETE.

Como hay gran mal.

¿ De qué suerte?

LUQUETE.

Ya viste que mi señor...

DOÑA ELENA.

Ya vi que estuvo impaciente Aquesta tarde.

Pues luego
Que el sol empezó á envolverse
Eu mantillas de oro y grana,
Y el mismo que fué à las nueve
Barba roja de las flores,
A las de la noche siete
Empezó con poca luz,
A barbar castañamente;
Que, vuelto en nuestra vulgata
Todo aquesto, decir quiere
Que al anochecer se fué.

DOÑA ELENAL

Acaba, no me atormentes Con dilaciones tan frias Ni con pausas tan crueles.

LUQUETE.

Luego, pues, que llegó á casa, Mirando al cielo unas veces, Y otras mirando à la tierra, Como jugador que pierde Una trocada despues De perder cuarenta suertes Derechas, tomó recado De escribir sobre un bufete, Y escribió cuatro renglones, Que fué milagro leerse, Pues caballero, y turbado Con este nuevo accidente, Ya se ve qué letra haria ; Y cerrando el tal billete, Me mandó darle à don Diego Sin que nadie lo entendiese. Dile , y dióme la respuesta, Que fué compendiosa y breve; Leyola, y mas indignado Que cuarenta Luciferes, El rostro descolorido Y el sombrero hasta la frente, En una mano el broquel Y en otra la de me fecit, Y en otra la de me fecti, «Yo voy à reñir, me dijo, Con don Diego de Meneses; No digas palabra desto A nadie, porque si fueses Tan necio que lo dijeras, Aunque piedad te moviese, Las piernas te cortaria.» Y sin bastar à tenerle El ponerle por delante Que era forzoso perderte, Mas resuelto que un cochero, Que es cuanto decirse puede, Echó por la calle abajo.

DOÑA ELENA.

; Ay Beatriz, cierta es mi muerte! Bien mi triste corazon, Bien, aunque confusamente, Parece que me decia Todo lo que me sucede.— Mas tú, di, ¿por qué no fuiste Con él?

LUQUETE. Ha de suponerse Que tambien don Diego irá

A renir unicamente. DOÑA ELENA.

Y si en el campo le esperan Con don Diego seis ó siete, Desgracia que ha sucedido En el mundo muchas veces, No fuera bueno, cobarde, Que su vida defendieses?

LUQUETE. No ves que hay descomunion Contra el hombre que saliere Al campo desafiado?

BEATRIZ. Mi Luquete, aunque es valiente, Es temeroso de Dios.

REATRIZ.

Ahora bien, cuando se pierde La vida, el honor y el gusto, No bay respetos que aprovechen. Mi tio queda durmiendo, Y cuando acaso despierte, No he de ser tan desgraciada (Aunque en todo lo soy siempre), Que me busque; vén, Beatriz.

¿Adonde?

DOÑA ELENA. A ver si parecen Por el campo ó por las calles; Y si los hallo, à meterme Yo misma por las espadas, Para que de mi se venguen Pues yo, que la culpa he sido, Soy quien la pena merece.

BEATRIZ. Ya yo dejo los chapines.

DOÑA ELENA.

Asi vamos bien.

LUQUETE. Advierte

Que si sabe mi señor Que yo lo he dicho... ya entiendes. DOÑA ELENA.

Vé tú delante.

LUQUETE. Ya voy.

Sale DON JUAN, alborotado.

DON JUAN. Pues ¿ adónde desta sucrte? LUQUETE.

Ahora à ninguna parte.

DOÑA ELENA. Pues que no me ves, à verte, Por no acostarme primero. Mas tú ; ay Dios! ; de dónde vienes? ¿ Qué has hecho? ; Dónde has estado? DON JUAN.

Pues estando aquí Luquete, ¿No lo sabes?

LUQUETE. No lo sabe. Porque no soy hombre ... DON JUAN.

Tente;

Que no vengo para gracias. DOÑA ELENA. Antes està tan rebelde,

Que nada quiere decirme Porque mas me desespere. Parece que estás turbado?

DON JUAN. Bien la ocasion lo merece. DOÑA ELENA.

Acaso vienes herido?

DON JUAN.

En el alma solamente. DOÑA ELENA.

¿Desengañote don Diego? Hablastele claramente? Salió solo al desafío? ¿Dió palabra de no verme? ¿Qué dices? ¿ No me respondes?

LUQUETE.

Conmigo la tema tienes.

DON JUAN. ¿Y es esto no saber nada?

LUQUETE. Por mi si; que las mujeres, En llegando à enamorarse, Para saber lo que quieren Menean muy bien las habas.

DOÑA ELENA.

El alma, Señor, á veces Adivina los peligros Y las desdichas previene.

DON JUAN.

Pues ¿cómo no sabe el alma Que, aunque ahora vengo á verte, Para siempre me has perdido?

DOÑA ELENA.

¿ Qué es perderte para siempre?

DON JUAN.

No verme, Elena, en tu vida; Escucha en palabras breves. Yo sufri de mi enemigo Las porfias descorteses; Rogasteme que callase, Callé por obedecerte. Pensé que se rendiria Su porfia à tus desdenes ; Mas no debieron de ser Los desdenes muy crueles; Que esto de veros queridas De manera os desvanece, Que aun à los hombres mas viles Que aun a los hombres mas vites Agradeceis que os festejen. Finalmente, aquesta tarde (¡Oh, quien en lance tan fuerte, Como el triste Belisario, De sangre pura dos fuentes, En lugar de ojos, tuviera, Para cegar de repente!) Te hallé con él en el campo; La causa el cielo la puede Solamente averiguar ; Lo que yo vi claramente Es que don Diego te hablaba; Que tú muy hermosa eres, Que él era mozo y galan, Que saliste à hablarle y verle, Que estabas con él á solas, Que la ocasion era fuerte; Si es agravio no lo sé, Solo sé que lo parece. Celoso, pues, y ofendido, Le supliqué que se viese Conmigo ahora en el campo; Salió, conocile, habléle, Dile cuenta de mi amor, Respondióme secamente, Desnudamos las espadas, Y quiso, Elena, mi suerte Que le alcanzase una punta que la vida perdiese Que una cosa es tener dicha, Y otra ser uno valiente. Esto es todo lo que pasa Y antes que llegue à saberse

Que yo he sido el homicida. Vengo á decir que te quedes Sin mí para muchos años, Y á que conozcas que tienes La culpa desta desgracia. Y con esto, adios; que puede Costarme, Elena, la vida Un instante detenerme.

DONA ELENA. Y á mi ¿qué me ha de costar. Cuando te pierdo y me pierdes Sin mas culpa que adorarte? LUQUETE.

Mal caso, Beatriz, es este.

BEATRIZ.

Y mas para quien te amaba.

DOÑA ELENA.

Véte, por Dios, véte, véte; Porque aun palabras no tengo Para poder responderte...

DON JUAN.

Tu, Luquete.

LUQUETE. Ya te escucho.

DON JUAN.

Vé á casa, y sin detenerte Me trae aquí dos caballos.

Partiré como un cohete. DON JUAN.

Hoy pierdo á Valladolid.

DOÑA ELENA.

Hoy quedo á morir ausente. LUQUETE.

Hoy comeré sin Beatriz.

REATRIZ.

Hoy beberé sin Luquete.

## JORNADA SEGUNDA.

Salen DON JUAN Y LUQUETE.

DON JUAN.

Lindo lugar!

LUQUETE. Extremado. Aunque gozado de noche, Y eso á caballo û en coche.

DON JUAN. Eso la vida me ha dado. En Valladolid maté, De amor y de celos ciego, ¡Lance forzoso! á don Diego; Ya lo sabes.

LUQUETE.

Ya lo se.

DON JUAN.

Sali de Valladolid, Temiendo mayores males, Y en dos dias no cabales Nos pusimos en Madrid, Donde encontré con Lisardo, Que es el amigo mayor. De mas brio y mas valor Mas discreto y mas gallardo Que tuve en toda mi vida, Y contéle lo que pasa.

LUQUETE.

Bien se ve, pues en su casa Nos hizo tal acogida.

DON JUAN.

Pensé por Madrid andar Sin ser de nadie notado;

Mas hémonos informado Que hay en aqueste lugar Muchos parientes y amigos De don Diego de Menéses; Y asi, va para tres meses, Por excusar enemigos, Que de este cuarto no salgo Sino es de noche ó en coche.

LUCUETE. En fin, tu dia es la noche.

DON JUAN De su oscuridad me valgo; Si bien, en faltando el gusto, No hay cosa que bien parezca Ni fiesta que se apetezca.

LUQUETE. Ese pesar es muy justo Si es por Elena, Señor.

DON JUAN. Pues ¿por quién pudiera ser? Hay en el mundo mujer Como Elena?

Bravo amor!

DON JUAN. ¡Si tù la vieras, en tanto Que por los caballos fuiste, Aquella ¡ay Dios! noche triste Que ella y vo perdimos tanto! Dijome : « Mi bien, espera ; » Respondi : « Mi mal, no quiero ;» Respondi: «Mi mai, no quiero
Y descompuesto y grosero
A tomar fui la escalera;
Mas ella, con la congoja,
Llorosa de mi desden,
Porque hay lágrimas tambien
Que el coraje las arroja,
Dando suspiros al aire
Y cargada de razop. Y cargada de razon, Un «pésia mi corazon» Dijo con tanto donaire, Que á verla volvi, y la dije, Mirando hácia la pared : « ¿ Qué quiere vuesamerced, Que así me mata y aflige? » Y como los niños suelen, Cuando su enojo señalan, Llorar mas si los regalan Y de sus ansias se duelen; Así sus divinos ojos, Que ya estaban reventando, En mirándome mas blando, Declararon sus enojos; Y por sendas de coral, Que eran del amor vergeles, Empezó á regar claveles

LUQUETE. Pues ¿quién?

Con racimos de cristal.

No tuvo culpa ninguna.

Elena, en fin, de mi pena

DON JUAN. Mi triste fortuna. LUQUETE.

Pues yo aseguro que Elena Aun mas que tú lo ha sentido.

DON JUAN. Mas que yo? No puede ser.

LUQUETE, Si puede, porque es mujer, Y dellas tengo entendido Aunque las desmienta el nombre; Que en allegando à querer, Quiere cualquiera mujer Muchisimo mas que un hombre; Porque, en fin, el mas amante Ronda, visita, pasea, Juega, mira, y aun desea,

Divertido é inconstante; Mas una pobre señora

Que no sale por la villa asida de una almohadilla, Cose lo mismo que llora, Claro está que querra mas Y que guardará mas ley; ¿ No has visto comer á un buey, Y que despues à compas (Asi la vida conserva) Con un curso repetido Vuelve á rumiar lo comido Hasta topar otra yerba? Asi las mujeres son Con amor, porque en amando, Siempre están dando y tomando En su amorosa pasion, Hasta que llegan à ver Lo que pudieran amar, Y cesando de rumiar, Vuelve el amor à comer. Elena en un monasterio,

De su tio despreciada, De sus deudos olvidada, Sin humano refrigerio Desde aquel suceso está; Pues ¿ como quieres que esté Quien encerrada no ve Mas que tu retrato allá,

Y las cartas que le escribes? DON JUAN. Y hago yo mas que leer

Las suyas? LUQUETE. Ella es mujer, Y tú por lo menos vives

En Madrid, que basta el nombre, Donde solo el ver la gente Es consuelo suficiente; Juegas tu poquito de hombre, Y aun te entretienes con damas.

DON JUAN.

Yo con damas?

LUQUETE. Tù con Flora One hay quien dice que te adora.

DON JUAN. Sin razon su nombre infamas, Porque es mujer que al amor No rinde el pecho gallardo; Fuera de amarla Lisardo,

Que es la respuesta mejor. LUQUETE. Por lo menos à tu ruego,

Aquesto es cierto, permite Que Lisardo la visite.

Meter paz no es estar ciego; Mas aquí Lisardo viene.

Salen LISARDO Y PINEO, criado.

LISARDO.

Don Juan?

DON JUAN.

Pues bien, ¿como va de amor? LISARDO.

Don Juan, como quien le tiene A quien no puede pagar, Porque no sabe querer. Y vos ¿ que pensais bacer?

DON JUAN.

O leer algo o jugar.

Antes quisiera llevaros A alguna parte esta tarde.

DON JUAN. Tiéneme el riesgo cobarde. LISARDO.

No teneis que recelaros Yendo en el coche y conmigo.

DON JUAN Vuestro soy .- Tu, con Fineo, Vé por cartas al correo.

LISARDO. En casa de Flora digo Que estarémos, si os parece.

DON JUAN. Yo no tengo voluntad; Guiad, elegid, mandad.

LISARDO. Al paso que me aborrece.

Adoro en esta mujer. DON JUAN, Pues venceréis porfiando.

LISARDO.

Porfiando y obligando. Vamos.

LUQUETE. IY la vas à ver? DON JUAN.

No voy sino à acompañar A quien es galan de Flora, Porque à Elena el alma adora.

LUQUETE. Si por mi te he de juzgar, Elena sera infeliz, Y á Flora querrás mañana ; Porque despues que vi á Juana, No me acuerdo de Beatriz.

DON JUAN. No es una nuestra fortuna.

LUQUETE ¿Por qué, si es uno el trabajo? DON JUAN.

Porque tù eres hombre bajo, Y yo soy don Juan de Luna. (Vanse.)

Salen DOÑA ELENA, BEATRIZ Y MAG-DALENA, de toqueras vizcainas, Y FELICIANO, viejo.

No hay sino tener cuidado Con los precios de las tocas.

FELICIANO.

Mojeres en fin, y locas.

MAGDALENA

No habrá casa, no habrá estrado, Dama, rincon, calle o plaza, Que no registres y veas Sin que de ninguno seas Notada.

DONA ELENA. Discreta traza Para lo que yo deseo, Que es solo ver à don Juan.

FELICIANO. Buenas tus fortunas sean ; Que aun te veo y no lo creo.

DOÑA ELENA.

El amor me tiene asi. FELICIANO.

¿Tú en Madrid, siendo quien enes? DOÑA ELENA.

Si erramos siendo mujeres, Ya no hay remedio.

> FELICIANO. Ay de mi!

Ay de mí! Pues yo lo erré En venirte à acompañar. DOÑA ELENA.

De ti me quise fiar.

FELICIANO.

Eso mi desdicha fué.

DOÑA ELENA.
Como juzgas, Feliciano,
Solo por el apariencia,
Culpas mi poca prudencia
Y pensamiento liviano.
Pero si yo te dijera
Que, aunque me ves en Madrid,
No sabe Valladolid
Que estoy de aquesta manera,
Ni que he salido de allá,
Aunque falto tantos dias,
¿Qué dirias? Qué dirias?

FELICIANO.

Eso imposible será.

DOÑA ELENA.

Pues para que no te admires,
Puesto que discreto eres,
Y disculpes las mujeres
Cuando con amor las mires,
Oye, y verás que mi amor
Ha juntado en un sugeto
La voluntad y el objeto,
La osadía y el honor;
Porque, aunque mi amor es mucho,
Siempre he sido lo que soy.

Confuso y atento estoy.

DOÑA ELENA.

Escucha pues.

Ya te escucho. Doña ELENA.

Yo tuve amor; bien empiezo Para contar mis tragedias, Para contar mis trageoias,
Porque si en tener amor
Todas las penas se encierran,
Es echar por el atajo
Para decirte mis penas,
Decirte que quise bien
A don Juan de Luna y Leiva. No nos hablabamos, no, Por balcones ni por rejas, Porque esto de hacer terrero Fuera bueno si no hubiera Malsines que lo notasen, Vecinos y malas lenguas; Y así, en tratando de amor, Para quitar la sospecha, Mas vale que entre el galan Que no que se esté à la puerta; Porque dentro no le ven, Y le ven estando fuera; Y á veces deshonra mas Una vulgar apariencia Oue una culpa cometida, Como con secreto sea. Por las tapias de un jardin, Que à otra calle da la vuelta, Entraba don Juan à verme, Entraba don Juan a verme, Sin tomarse mas licencia Que la que mi honor queria, Y le daba mi vergüenza; Si bien, tal vez amoroso, Que sin amor no hay ofensa, Dejando las del jardín Por comunes azucenas, Apeló para otras flores, puso la boca en ellas. Dió don Diego en este tiempo En amarme de manera, Que, apasionado don Juan, Sin cordura y sin prudencia Que no hay cordura que valga

Cuando los celos aprietan), Le sacó una noche al campo Y le mató (¡gran tragedia Para quien quedó llorando Con muchos ojos su ausencia!). Por el amor de don Diego, Tan público en todos era, Y la ausencia de don Juan, Y la ausencia de don Juan, Se tuvo por cosa cierta Ser don Juan el homicida, Y ser tambien mi belleza, Por quererme bien entrambos, La causa de la pendencia; Que somos tan desgraciadas, Y mas en esta materia . Que aun la cólera de un hombre, Que por su gusto se arriesga, Quiere el vulgo licencioso Que corra por nuestra cuenta. De aquesta injusta opinion, Cuanto a mi honor tan incierta, Hizo tal duelo mi tio Así la pasion le ciega), Que empezó, sin otra causa, A tratarme de manera, Que, cansada de pasar Por mil géneros de afrentas, De su casa me sali, Y estuve en la de una deuda Seis dias, sin resolverme A nada, por estar llena De opuestas dificultades La resolucion mas cuerda; Porque volver con mi tio, Era doblarme las penas Que enemigos y parientes Es casi una cosa mesma. Es casi una cosa mesma.
Estarme con una amiga,
No teniendo yo mi hacienda,
Fuera bueno para un mes,
Aunque mas amiga fuera.
Ponerle pleito á mi tio
Porque réditos me diera
De cincuenta mil ducados,
Que son mi dote y mi hacienda, No era cosa competente A mi estado y mi nobleza. Meterme en un monasterio Hasta que don Juan volviera Con libertad à mis ojos, Fuera la accion mas honesta Que pudiera hacer entonces Una mujer de mis prendas ; Mas que don Juan en Madrid Se holgara y entretuviera, Quizá en fe de que yo estaba Encerrada en una celda, Era tambien fuerte caso, Y que en Madrid era cierta; Pues irme públicamente, Dijeran lo que dijeran, Con él, como con mi esposo, Aunque sé que lo desea, Era ponerme à peligro De que mal le pareciera, Y se le entibiara el gusto Solo en verme tan resuelta; Porque no sé qué se tiene Esto de rendir las fuerzas, Que à todos en general, Aunque mas amantes sean, Las alas del corazon Se les caen cuando les ruegan; De suerte que, indiferentes Entre la duda y la pena, Entre la muerte y la vida, Entre el honor y la ofensa, Estaba como arroyuelo, Cuando al bajar por las peñas, Siendo citara de aljófar Y filomena de perlas, Topó al bielo en el camino,

parando la carrera, El que era pájaro vivo. Saltando de sierra en sierra, Queda difunto marfil Y clavicordio sin cuerdas Lo que don Juan me escribia En todas las cartas era Encarecerme su amor, Encarecerme su amor,
Su firmeza y su tristeza;
Que, como por el mentir
A nadie le sacan prendas,
En dejándose á la pluma,
A trueque de que los crean,
Dicen locuras los hombres
Y mienten á rienda suelta.
En efecto, Feliciano.
Despues de muchas quimeras,
Trazas, desvelos, engaños,
Invenciones y cautelas. Invenciones y cautelas, Intento ver á don Juan En Madrid, sin que me vea, Y sin que en Valladolid Se presuma ni se entienda, Dos cosas casi imposibles; Mas oye, porque las creas. Tiene Beatriz una hermana. La cual , trocando en Elena El nombre de Estefania, Se fué, y entrambas con ella, A un convento, desde donde Le escribí, dandole cuenta A don Juan de mi clausura, Si bien clausura supuesta; Y luego avisé à mi tio, Solo para que supiera Que estaba en parte segura, Y no hiciese diligencia De buscarme; y advirtiendo, Por si álguien à verme fuera, A la tal Estefania Que se fingiese indispuesta. Nos salimos una tarde, Y buscando una litera, Y una mula para ti, Sin que nadie lo entendiera, Nos venimos, y de cuanto Allá sucede en mi ausencia Me da parte Estefanía, Con una sobre cubierta One dice A II, por si acaso Alguien la lista leyera, Que conociera mi nombre, Y el secreto descubriera; Y las cartas que don Juan Me escribe por la estafeta, Me las envia tambien; Y yo, respondiendo á ellas, A uno que escribe la lista Llevo luego la respuesta, Que el oro todo lo vence; Y con su número y señas Entre las otras las pone: Entre las otras las pone; Con que parece por fuerza Escrita en Valladolid, Por el tiempo y por la fecha; De suerte que es imposible Que nadie en Madrid lo sepa, Ni en Valladolid tampoco, Pues Estefania queda Pues Estefania queda
Con mi nombre en el convento,
Sin que haya quien la desmienta;
Mas viendo que he estado un mes
Sin que ver a don Juan pueda,
Ni en Prado, plaza ni calle,
Fiesta, rio ni comedia, He llegado á imaginar Plegue al cielo que no sea! Que alguna dama en su casa, or mas secreto, le bospeda; Y estando ayer platicando Aquesto con Magdalena, Que vive en este aposento,

Y á título de toquera No hay dama que no visita Ni hay casa donde no entra, Me he determinado à andar De esta suerte hasta que venga A encontrar mi dulce dueño; Mas esto con advertencia De que soy, estando en casa, Doña Antonia de la Cerda, Y Luisa de Licoalde Vendiendo tocas de seda: Porque casi á un mismo tiempo He de ser dama y toquera. Esto ha sabido la industria, Esto los celos intentan. Esto solicita el alma, Esto quiere la sospecha, Esto pretende la duda, Esto alcanza la agudeza, Y esto ha podido el amor Que cuanto quiere atropella; Porque con amor, no hay cosa Que no se allane y se venza.

FELICIANO. Solo pudiera tu ingenio. Que es igual à tu belleza, Concertar tales engaños.

DOÑA ELENA.

El amor en todo acierta.

FELICIANO.

Consolado me has en parte Aunque en el alma se queda Siempre un temor.

DOÑA ELENA. No hay temor Andando de esta manera, Y con Magdalena al lado,

MAGDALENA.

Siempre será Magdalena Amiga y esclava tuya.

DOÑA ELENA.

No hayas miedo que lo pierdas Conmigo.

Pues ¿qué aguardamos, Que esta obra no se empieza?

DOÑA ELENA.

Que Magdalena nos guie.

MAGDALENA.

Pues mirad que tengais cuenta Que en llamándome algun paje, Lacayo, escudero ó dueña, Porque no vamos tres juntas, Se ha de quedar à la puerta Una de las tres.

> BEATRIZ. Bien dice. DONA ELENA.

Eres en todo discreta.

DEATRIZ

Santigüémonos primero.

MAGDALENA. Vaya en Dios y enborabuena Por esta calle del Prado, Que es donde está la belleza Como en su centro.

DOÑA ELENA.

Camina;-Y tu, Feliciano, espera; Que antes que se ponga el sol Habrémos dado la vuelta.

FELICIANO.

Dios te dé buena fortuna,

MAGDALENA. (En voz alla.) ¿Quién quiere tocas de seda? ¿Compran tocas? ¿Quieren tocas?

Bueno va, si no se enreda. MAGDALENA.

Anda, Luisa.

DOÑA ELENA.

Ya te sigo. -Dulce amor, haz que yo vea, Si puede ser, à don Juan, Cuando otra cosa no sea.

Y si le vieras con otra?

DOÑA ELENA.

Ay Dios! Quedarame muerta.

(Vanse.)

Sale FLORA.

FLORA.

Corazon, ¿qué novedad Es la que conmigo haceis? ¿En qué pensais? ¿Qué tencis? Decid, decid la verdad. Mas no la digais, callad; Que si no soy la que fui, Y despues que me rendi, Tengo otro ser y otra cara , Como si con otra hablara , Tengo verguenza de mi. Venció amor, suya es la palma; Porque vivir sin amor, Aunque parece valor , Es desaliño del alma; Estaba mi pecho en calma, Sin bien, sin gusto y sin medra, Y busco muro á la hiedra Para que no se derribe; Que aun se cae, si no vive, Un edificio de piedra Esta don Juan en Madrid, Y en Valladolid Elena, Y parece que la pena Le tiene en Valladolid; Y como todo mi ardid En no creer consistia, Que amante perfecto había, Y tanto don Juan lo fue, Casi à un mismo tiempo amé Lo mismo que aborrecia. Procedía mi tibieza De temor, no de rigor ; Mas quitóme este temor Ver de don Juan la firmeza ; Que aunque adora mi belleza Lisardo, solo se llama Amante el que ausente ama, En tiempo que es novedad Que aun guarde un hombre lealtad En los brazos de su dama. Mas ; ay Dios! ya me acobardo En tanta dificultad; Don Juan tiene voluntad A Elena, y á mi Lisardo. Yo peno, suspiro y ardo, Pues la garganta al cuchillo Pongo por no descubrillo; Que una principal mujer Puede llegar à querer. Mas no llegar à decillo.

Salen ISABEL Y JUANA.

JUANA.

Lisardo, aquel que te adora... ISABEL.

Lisardo, aquel que porfia.,

FLORA Decid que venga otro dia, Que estoy indispuesta ahora. Viene solo? ¿ Quien lo ignora? Y querrame marear Con hablar y mas hablar.

FABIO.

Un don Juan viene con él.

FLORA.

Pues ya estoy buena; Isabel, Decid que pueden entrar.

ISAREL.

A ignorar tu condicion, Dijera que ese contento...

FLORA.

Esto es solo cumplimiento , No, amigas, inclinacion ; Porque no fuera razon, Cuando por galantería Me viene à veralgun dia, No dejarme hablar ni ver; Que una cosa es no querer, Y otra tener cortesia.

ISABEL.

Bien podeis entrar.

Salen DON JUAN y LISARDO.

LISARDO.

¿Señora?

FLORA.

En sentándoos hablarémos. (Ap. Amor, toda soy extremos.)

DON JUAN.

Oué discreta!

FLORA.

Ahora, ahora A entrambos preguntaré

Cómo estais.

LISARDO. Yo muy contento Solo en veros, esto siento.

FLORA. ¿Y vos, don Juan?

DON JUAN.

No lo se; Oue, como de mi cuidado Es Elena el alma y vida , Y esta ausencia desabrida Sin Elena me ha dejado, Aunque por horas la escribo, Y aunque tengo el alma allá, Hasta saber cómo està, No sé si muero ó si vivo. Y así, pues que solo sé Que no sé, bien respondí, Porque nunca sé de mí Mientras de Elena no sé.

FLORA. Un hombre que cada instante Habla y ve tantas mujeres De tan lindos pareceres,

DON JUAN.

¿Puede ser tan firme amante? No hay quien me parezca bien.

FLORA.

(Ap. Buen consuelo, por mi vida, Para quien está perdida.) Cuanto al ser mujer de bien, De mas virtud y decoro, De mas recato y mas fama, Bien creeré, si, que esa dama Merezca mas, no lo ignoro; Pero cuanto á la belleza, El talle, el brio, el andar, No; porque estáis en lugar Que el garbo, la gentileza, Lo prendido y lo brillante Tiene principio de aquí...

DON JUAN.

Yo confieso que es asi,

Y que erraré como amante; Mas si la hermosura es cosa Que la da quien la encarece . La que á un hombre le parece Mejor es la mas hermosa Y así, aunque sea menos bella, Tendrá Elena esa fortuna, Porque no puede ninguna Parecerme como ella

FLORA.

Seréis un necio.

LISARDO. (Ap.)

Parece Que está Flora con cuidado, Y que casi se ha enfadado Porque don Juan encarece Vanidad debe de ser; Que amor fuera à ser mujer, Y es un mármol, claro està.

Sale LUQUETE, con unas cartas.

LUQUETE.

Albricias.

DON JUAN. ¿Hay cartas? LUQUETE.

De Elena es aqueste pliego. DON JUAN.

Que me perdoneis os ruego.

FLORA. (Ap.) Esto es peor, ; ay de mi!

(Abre el pliego don Juan , y pónese d leer, y hablan Flora y Lisardo, y Flora está mirando á don Juan.)

LUQUETE.

¡Jesus, qué de garabatos! Cada renglon destas planas Es una sarta de ranas.

FLORA

No han de ser todos ingratos. LISARDO.

Yo por lo menos no puedo Serlo contigo.

FLORA. Por que?

LISARDO.

Porque no tengo de qué.

DON JUAN.

Aqui dice : (Lee.) « Sin ti quedo.»

FLORA.

¿Qué dices?

LISARDO. No habla contigo.

FLORA. (Ap.) Amor no bastaba, cielos, Sino amor, invidia y celos!

LISARDO.

Estad en esto que os digo.

FLORA. (Ap.) Para quien ve lo que ve,

Es este lindo remedio. (Ponese entre las dos mozas Luquete

muy recto.) LUQUETE.

La virtud consiste en medio.

JUANA. ¿Y es la virtud su mercé?

LUQUETE. Para lo que la cumpliere.

JUANA.

¿Es casado?

LUQUETE. Soy muy cuerdo.

JUANA. ¿Sabe de amores?

LUQUETE. Me pierdo.

IHANA.

¿Querrame?

LUQUETE. Si me quisiere.

JUANA.

¡Paréceme gran figura! LUQUETE.

Grande no, figura sí. JUANA.

¿Sabes dar?

LUQUETE. Soldado fui.

JUANA.

Regalas?

LUQUETE. He sido cura:

JUANA.

Pues toca.

LUQUETE Buena señal! Tuyo soy, pésia mis males.

JUANA. Yo gano catorce reales.

LUQUETE.

Yo racion de pan y real; A las once te veré.

Ya me habré lavado entonces,

LUQUETE. Hay esconce?

Y aun esconces.

LUQUETE.

Yo en una cuna cabré. Porque soy un bon ami.

JUANA.

Ya yo me fino y desalmo.

LUQUETE.

Esto es amar por ensalmo ; Aprended, flores, de mi ... LISARDO.

Que te precies de tirana!

FLORA. Mas con eso me provocas.

MAGDALENA. (Dentro.) & Compran tocas? ¿Quieren tocas?» FLORA.

Llama esa toquera, Juana.

¿Para qué?

FLORA.

Para excusarme De responder à este necio, Que, à pesar de mi desprecio, Da en quererme y en cansarme, Cuando està mi voluntad Adorando à un enemigo.

Hola, toquera! ¿Qué digo? MAGDALENA. (Dentro.)

Luisa, que llaman.

ISABEL. Entrad

Por esa puerta.

Salen DOÑA ELENA Y BEATRIZ.

DOÑA ELENA. ¿Quién llama?

JUANA. Mi señora.

LISARDO.

Gentil talle!

BEATRIZ.

Es por demás el buscalle. : Linda casa!

DONA ELENA. Y linda dama!

Dios guarde à su señoria, Su merced, ó lo que fuere; ¿ Sois vos quien las tocas quiere?

FLORA.

Yo soy.

LISARDO.

Bien, por vida mia.

DOÑA ELENA.

Pues ya sacamos la tienda. FLORA.

Y yo con gusto te escucho. DOÑA ELENA.

No hay sino comprarme mucho, Porque traigo linda hacienda Y mucha; porque hallaréis Tocas de reina y beatillas, Gasas, velos y espumillas, Y otras muchas; ¿cual quereis?

FLORA.

Traes algun descanso?

DOÑA ELENA. No:

Porque si yo le trajera, Para mi me le quisiera; Que tambien le busco yo.

Cómo, siendo vizcaína Hablas tan bien nuestra lengua?

DOÑA ELENA.

Porque es en vizcaina mengua, Y entre los nobles mohina, Hablar vascuence jamas, Sino fino castellano.

FLORA.

Bien predicas con la mano.

DOÑA ELENA.

Si yo predico, tú estàs Haciendo oficio de preste, Revestida entre los dos.

(Acaba don Juan de leer, y vuelve la cara, y vele dona Elena.)

DON JUAN.

Yo he leido.

DONA ELENA.

Mas, ; ay Dios! Beatriz, ¿no es don Juan aqueste? DON JUAN.

Diréis que grosero ful.

LISARDO.

Disculpa tiene quien ama.

FLORA.

Largo os escribe esa dama. DON JUAN.

No me lo parece à mi. DONA ELENA.

Ay Beatriz! apenas puedo Respirar, porque el dolor, La pesadumbre, el amor, El sobresalto y el miedo, Como con llave, han cerrado Todas las puertas al pecho.

¡ Ah don Juan, qué mai lo has hecho BEATRIZ.

Pues el traidor del criado, Que está en oracion mental Con la otra picarona...

DOÑA ELENA. El amo al criado abona. BEATRIZ. Bien dices; tal para cual. DOÑA ELENA. ¡Mal baya el oficio, amén! (Rompe una toca.)

BEATRIZ. Que vienes loca recelo. DOÑA ELENA. De las tocas tienes duelo, Cuando tal mis ojos ven?

(Van recogiendo las tocas.) Mas esto ha de ser asi; Vamos presto, y tú alli enfrente Espera secretamente A ver si sale de aqui; Y si sale, ve tras el. Mientras yo me llego à casa, Y vuelvo à ver lo que pasa Con Magdalena. (Ap. ¡ Ah cruel, ¡ Bien pagas mi amor honesto!)

DON JUAN. Vendeis tocas?

DOÑA ELENA.

Ya no hay tocas.

Voyme volando.

(Vase Beatriz, y levantanse.)

FLORA. ¿ Estáis locas? LISARDO.

Descolorida se ha puesto.

FLORA. ¿ Qué ha sido?

DOÑA ELENA.

No sé de mi.

FLORA.

Pues ¿ qué sientes?

DOÑA ELENA.

Harto siento. (Ap. Aqui importa el fingimiento.)

DON JUAN.

Luquete, llégate aqui. LUQUETE.

Ya penetro lo que quieres. DON JUAN.

No es Elena esta mujer?

LUQUETE. No, mas debiéralo ser.

FLORA. No te apasiones.

DOÑA ELENA.

¿Qué quieres,

Si en una casa que entré Me hurtaron (; infame casa!) La mejor prenda de gasa?

(Mirando d don Juan.)

Yo ahora menos la eché, Y voy à cobrarla (¡ ay triste!) Por la justicia o concierto.

Si no tuviera por cierto

Que este pliego me trajiste, Que há tres dias que está escrito, Y que Elena está encerrada, Dijera...

LUQUETE.

No digas nada; Que aun el pensarlo es delito. DON JUAN-

¿ Que hasta en la voz puede ser Que se parezcan las dos?

LUCUETE. Parécense, juro á Dios, Mas que el freir y el llover. DON JUAN.

Pues si se parece á Elena, Solo por eso he de amarla, Servirla y solicitarla.

DOÑA ELENA.

Era la pieza muy huena.

DON JUAN.

Pues decid lo que valia ; Que yo pagártela quiero.

DOÑA ELENA.

No siento tanto el dinero Como la bellaqueria. (Ap. Ya en mi los dos repararon.) Y vive Dios, que aunque entienda Arriesgar toda mi hacienda, Puesto que me la robaron; Y aunque pensara por ella Perder, pues ya estoy perdida, Con el hacienda la vida, Que es echar à todo el sello. He de vengarme de un hombre Que estaba junto à un estrado, con capa de hombre honrado Que tambien engaña el nombre), Apenas volví los ojos, Cuando me engaño el traidor ; Porque en no viendo, el mejor Sabe hacer estos enojos; Pero yo me vengaré Si lo llego à averiguar. (Ap. Amor, no hay de qué fiar ; Tambien don Juan hombre fué.)(Vase.)

DON JUAN.

Como es de Elena traslado, Y colérica la vi, Vive Dios, que la temi.

FLORA.

Gran sentimiento ha mostrado.

LISARDO.

Cuando es el caudal tan poco, Siéntese cualquiera cosa.

DONJUAN.

La vizcaina es hermosa; Vamos tras ella.

LUQUETE. ¿Estás loco?

DON JUAN.

Adios, Lisardo; adios, Flora; Que tengo un negocio.

> FLORA. Adios.

> > (Vasc.)

LISARDO. Quereis que vaya con vos?

DON JUAN.

Importa el ir solo abora.

¿Solo se va? Pues decid. Si fuese alguna pendencia?

Pendencia no, diligencia Serà de Valladolid.

Este miedo solo nace De ser don Juan vuestro amigo.

Yo tambien lo mismo digo; Mas mirad, quien satisface Parece que está dudando El mismo de la verdad.

FLORA.

Esta es justa voluntad.

LISARDO.

Vos propria os vais despeñando, Pues que decis que no es justa; Mas yo, Señora, me obligo, Pues de don Juan, por mi amigo, Dice vuestro amor que gusta, A venir tan prevenido, Que traiga, por mas galan, Siempre conmigo à don Juan, Para ser bien recibido.

FLORA. (Ap.)

Lisardo, aunque se reporta, Ha entendido mi alicion.

LISARDO.

Celoso voy con razon; Mas es de don Juan, no importa. (Vanse.)

Salen DON JUAN T LUQUETE.

DON JUAN.

En aquesta casa entraron.

LUQUETE.

Vålgate Dios por mujer! ¿Hay cosa tan parecida?

Luquete, tan ella es, Que Elena propria à si propria

No se puede parecer Tanto como esta toquera.

Oh milagro del pincel Soberano! Mas ahora ¿ Qué es lo que habemos de hacer?

DON JUAN.

Aguardarla; pero no, Porque aquí sin duda fué Donde la hurtaron las tocas Esta tarde, y puede ser Que la pierdan el respeto Si me detengo.

LUQUETE. Pues bien,

¿ Qué determinas?

DON JUAN.

Entrar. Y aun bacérselas volver.

LUQUETE.

Eso es tener treinta y nueve Para loco.

DON JUAN. Llama pues.

LUQUETE.

¿ Qué es llamar? ¿ Estás en tí?

DON JUAN.

Pues aparta, apartaté; Que yo llamare.

LUQUETE.

En que es echarte à perder, Y echarme à correr à mi.

Sale FELICIANO.

DON JUAN.

¿No hay quien responda? FELICIANO.

¿Quien es?

DON JUAN.

Un hombre.

Pues ¿qué mandais? DON JUAN.

Aqui ha entrado una mujer, Que pienso que vende tocas, Y aun rayos puede vender, A cobrar no sé qué pieza, Y aunque es poco el interés, Para una mujer es mucho; Y recibiré merced En que hagais que se le vuelva; Porque si no, puede ser...

LUQUETE.

Que nos volvamos á casa; Que es mi señor muy cortés.

FELICIANO.

¿Toquera aquí vizcaina? No os han informado bien.

DON JUAN.

Yo mismo la he visto entrar; Mirad si me engañaré.

FELICIANO.

Aqui, Señor, hay dos puertas, Y si acaso entró, creed Que se salió por la otra; Que aquesta casa no es Casa donde se pudiera Semejante engaño hacer.

LUQUETE.

No, Señor.

FELICIANO.

Porque aqui vive, Habra dos años ó tres, Doña Antonia de la Cerda , Mujer muy noble y mujer Que es de don Pedro de Vargas, Caballero de Jerez.

LUQUETE.

Aqui no hay qué replicar.

DON JUAN.

Cuanto me decis creeré; Mas la toquera está dentro, Y yo la tengo de ver.

FELICIANO.

Advertid que si don Pedro Viniese...

LUQUETE.

¿Que en esto dés?

FELICIANO.

Mas ya sale mi señora.

Sale DOÑA ELENA, de dama y con vestido diferente.

DOÑA ELENA.

¿ Quién da voces? ¿ Qué quereis? Qué descompostura es esta? (Reparan los dos en ella.)

DON HIAN.

Yo buscaba una mujer...— Mas ya, Luquete, ¿ qué es esto?

LUQUETE.

¿ Qué ha de ser, sino querer Volvernos à entrambos locos , Sin por qué ni para qué?

DOÑA ELENA. (Ap. à Feliciano.)
Tenme aparejado el manto;
Porque tengo de ir tras él,
Por si Beatriz se descuida.

DON JUAN

En fin , ¿ que es vuesamerced Mi señora doña Antonia De la Cerda?

> DOÑA ELENA. ¿ No lo veis? DON JUAN.

y Con don Pedro de Vargas Casada tambien?

Tambien.

Tambien? ¿ Y eso bá mucho?

DOÑA ELENA.

Como nueve años ó diez.

DON JUAN. (Ap.) ¿ Diez años? ¡ Que esto se diga!

DOÑA ELENA. Sí, porque yo me casé (¡Valgame Dios!), ¿qué año era? ¡Ab si! (Dios me acuerde en bien) El año de diez y nueve;

Mas decidme, ¿para qué Es tan larga informacion?

¿Para qué? Para perder El juicio.

LUQUETE.

Y cuarenta juicios, Si los pudiera tener; ¿Aqueste es encanto ó es cómo?...

DON JUAN.

Alto, ello debe de ser Así, pues lo dicen todos; Perdonad si os enojé, Que yo he venido engañado.

DOÑA ELENA.

Mas valiera ser cortés Y usar de mejor estilo; Porque, si amor me teneis, Como he pensado, si acaso Soís vos, no lo dudo, quien Ronda de noche esta calle, Conquistando mi desden...

DON JUAN.

¿ Yo, Señora?

LUQUETE. Esto es mejor. DOÑA ELENA.

Aunque es hacerme merced, No es cordura aventuraros, Habiendo pluma y papel, A quererme hablar por fuerza, Donde se puede temer El peligro de un marido; Discreto sois, ya entendeis; Mas voyme, que estoy turbada, Y puede ser, puede ser Que venga don Pedro; adios.

DON JUAN.

Y á vos larga vida os dé.

DOÑA ELENA. (Ap.)

(Vase.)

Mamáronla los señores ; Lindamente lo tracé.

LUQUET

Jesus ochenta mil veces!

DON JUAN.

Tal estoy, que apenas sé Lo que me está sucediendo, Aunque lo acabo de ver.

LUQUETE.

Alguna vieja anda aqui, De estas que al anochecer Vuelan por las chimeneas.

DON JUAN.

No sé, Luquete, no sé;
Pero lo que yo he sacado
De aquesas enigmas es,
Que Elena está en un convento,
Que las cartas van á él,
Que ella me responde á todas,
Que es suya aquesta que ves;
Que la toquera de hoy
Es doña Elena tambien.
Y lo mismo doña Antonia.

De esa suerte ya son tres.

DON JUAN.

Tres son, y serán trescientas.

LUQUETE.

Pues ¿ qué remedio ha de haber

DON JUAN.

Pues perdimos la toquera, Y lo mismo viene à ser, Pretenderé à doña Antonia, Pues que de su boca sé Que hay un galan que la mira, Y à mi me tiene por él; Y con esto, por lo menos, Mis penas entretendré Hasta salir deste encanto.

LUQUETE.

Dios nos alumbre con bien.

(Vanse.)

## JORNADA TERCERA.

Salen DOÑA ELENA y BEATRIZ, de damas: MAGDALENA y FELICIANO.

DOÑA ELENA. En fin , ¿con él has estado?

MAGDALENA.

Y tan loco está por ti, Que porque yo me ofreci Solo á darte este recado, Despues de mil bendiciones Y besamanos al uso (¡ Brava fineza!), me puso En la mano seis doblones, Que en aqueste tiempo es una De las señales del juicio.

FELICIANO.

No es muy diablo el tal oficio; Mas tiene buena fortuna.

MAGDALENA.

En fin, hablar prometí En su voluntad contigo; Porque, si verdad te digo, Aunque dello me reí, Fueron sus extremos tantos, Que me lastimó don Juan.

DOÑA ELENA. Luego los hombres dirán

Que son todos unos santos.

BEATRIZ.

¿Qué es santos? Herejes son ; Del mejor dellos reniego.

DOÑA ELENA.

¿Que estaba don Juan tan ciego?

Digo que era compasion.

DOÑA ELENA

Pues ¿ qué mujer ha de haber
Tan loca y desatinada,
Que les de crédito en nada ,
Viendo lo que llego à ver?
Don Juan es cuerdo y galan ,
Cortés, gallardo, entendido,
Puntual y bien nacido,
Y con todo eso , don Juan
A un mismo tiempo enamora
A cuatro, sin lo encubierto;
A mí como à mí, esto es cierto,
Y luego à Luisa y á Flora ,
Y á doña Antonia tambien :
A Luisa , porque te avisa
Que hables de su parte à Luisa ,

Señal que la quiere bien ; A Flora, porque aquel dia Que con ella (¡ay Dios!) le vi, En sus ojos conoci Las ofensas que me hacia; A doña Antonia, no hay duda, Pues la busca, ronda y mira, Escribe, ruega y suspira; De suerte que el que se muda Menos y es el mas galan, Tres damas tiene, sin mi; Pues si el mejor es asi, Los otros ¿ cómo serán?

Cómo? Teniendo hasta ciento; Porque dicen que un topon No ofende la inclinacion, No siendo cosa de asiento.

DOÑA ELENA. Pues si esa es ley general, Consientan nuestros errores.

BEATRIZ. Luego acotan los señores Que una mujer principal, Si yerra, yerra a su costa; Y así, han de amar sin errar.

DOÑA ELENA. Pues bien, ¿qué he de bacer?

BEATRIZ.

Estar.

Como soldado de posta, Sufriendo noches y dias, Solo con decir el nombre, Las sequedades de un hombre, Tramoyas y picardias; Mas consuelese tu pena, Con que la que à mi me dan Es mayor; que á ti don Juan, Si te ofende, es porque á Elena En Luisa y Antonia ve; Mas ¿veme Luquete à mi En Juana? Tengo yo alli Talle, accion, mano o pie, Que imite à lo que pintô El autor de las Beatrices? Tengo yo aquellas narices? ¿Soy ángel trompeta yo? ¿Soy ángel trompeta yo? Ella es blanda, y yo cruel, Ella gruesa, yo sucinta, Ella lantejas y tinta, Y yo nazulas y miel; Pues ¿cómo este desalmado Me ofende con Juana ahora?

DOÑA ELENA. ¿Y parézcome yo á Flora?

BEATRIZ. Eso no está averiguado.

DOÑA ELENA. Pues yo lo he de averiguar,

Y mas, si mas puede ser. BEATRIZ.

Pues ¿ qué has de hacer? DUÑA ELENA.

¿Qué he de hacer Primeramente estorbar Cuanto intentare en mi daño, Y pues me tiene en tan poco. Vengaréme en traerle loco Mientras durare el engaño. Hoy tengo de estar con Flora, Y he de saber, vive Dios, Si se quieren bien los dos ; Y porque me han dicho ahora Que es en Flora vanidad No querer à nadie bien , Porque dice que no hay quien Trate à una mujer verdad; Mudando el nombre en Leonor,

Tan fácil he de pintalle, Que la obligue á desprecialle, Cuando le tuviese amor. Tù has de llevarle un papel De otra letra, en que le avisa Luisa que le quiere Luisa, Y que hoy se verá con él; Hoy llega el correo á Madrid, Y respondiendo a su carta, Y respondendo a su carta, Le rogaré que se parta Al punto à Valladolid, Porque importa; tu, despues Que se haya puesto la lista, Y esté ya mi carta vista. Has de darle, muy cortés, De doña Antonia un recado, Diciendo que mi marido A Granada se ha partido, Y que á mí se me ha antojado Irme al Prado á entretener Unos dias, y podrá, Si quisiere, verme allá, Que es empezarle à querer. Con esto tres cosas hago: Examino su verdad. Conozco su voluntad. Y tambien me satisfago De la mohina y la pena Que me da aqueste enemigo, Ofendiéndome conmigo, Pues viendo que soy de Elena, Ya vizcaina , ya dama , Un original tan vivo , Admirado y pensativo, Sin conocer à quién ama, Todo se le va en mirarme (Haciendo discursos vanos), Ya à la boca, ya à las manos; Con lo cual vengo á vengarme Del con él, teniendo en él El agravio y el castigo. Pues él me ofende conmigo, Y yo me vengo con él.

BEATRIZ.

Vive Dios, que en enredar Cátedra puedes leer A un mobatrero.

DOÑA ELENA.

Una mujer, Beatriz, en llegando á amar. Tiene ingenio peregrino.

BEATRIZ.

Bien en el tuyo se ve. DOÑA ELENA.

Hoy le veràs cuando esté Con Flora.

BEATRIZ. El mejor camino

Para saber de raiz Tus agravios ha de ser...

DONA ELENA. Pues no me ha de anochecer Sin saberlo ; vén , Beatriz , • Y tû, para que te dé El papel de la tal Luisa.

FELICIANO. (Ap.) Aquesto es perderse aprisa.

MAGDALENA.

Yo sé que por él tendré Buenos guantes y buen porte. FELICIANO.

Y aun una mitra tendrás. BEATRIZ. En bravas cautelas das.

DOÑA ELENA. Esto se aprende en la corte. (Vanse.)

Salen DON-JUAN Y LUQUETE.

DON JUAN. Ni sé, Luquete, de mi, Ni sé lo que he de creer.

LUOUETE.

Vålgate Dios, por mujer, O el diablo, para que asi Nos dejen Antonia y Luisa, Pues son y no son Elena; ¿ Y ha de venir Magdalena?

Pues ¿no?

DON JUAN. LUQUETE.

Yo lo tengo á risa, Porque despues de agarrar Los seis doblones, no es cierto.

DON JUAN.

Ella cumplirà el concierto.

LUQUETE. O el perro habrá de ladrar : Pero aqui viene Lisardo.

Sale LISARDO.

LISARDO.

2 Don Juan ?

DON JUAN. Amigo? LISANDO.

> ¿No entrais? DON JUAN.

He aguardado à que vengals.

LISARDO.

Por que?

Porque me acobardo El entrar sin vos adonde Solamente entro por vos.

LISARDO.

Mil años os guarde Dios ; Pero mi amor os responde Que están las cosas de modo, Que aunque yo el primero fuera Que viniera, ser pudiera Que os aguardara yo y todo; Porque, aunque soy de los dos Quien mas parte tiene aquí, Mejor podeis vos sin mi, Que yo puedo entrar sin vos. DON JUAN.

Enigmas son que no entiendo.

LISARDO.

Pues yo me declararé : Flora os quiere, y yo lo sé.

DON JUAN.

Pues adios.

LISABDO ¿Qué haceis?

DON JUAN.

Pretendo,

Con no volver mas aqui. Daros, Lisardo, à entender Que siempre tengo de ser Lo que soy y lo que fui; Soy y he sido vuestro amigo, Soy y he sido principal; Dar celos es tratar mal, Tratar mal es de enemigo, Ser et emigo, es injusto,
De quien mi remedio fué;
Y asi, no es razon que os dé
Flora conmigo disgusto;
Y ya que os le haya de dar,
No ha de ser con mi nombre,
Sino con vos ó con hombre Con quien me pueda matar.

LISARDO. Yo agradezeo, cuanto á mí, Don Juan, esa gentileza, Hija de vuestra nobleza; Pero no ha de ser asi. Vos habeis de entrar aqui, Siquiera porque no entienda Flora, aunque en amor se encienda, Que elegi tan mal amigo, Que no le traigo conmigo Por temor de que me ofenda. Si en Flora es cierto quereros, Y sin vos me viese ahora, Es cosa cierta que Flora Deseara, don Juan, veros; Y entre tormentos tan fieros, Mas quiero, don Juan, que os vea, Porque quien ve no des Mas quien no ve su cuidado, Por ver lo que ha deseado Hará cualquier cosa fea. De veros tan firme amante, Aunque era la dama Elena Su amor procedió y su pena; Mas es mujer, no os espante; Mas es mujer, no os espante y así, para en adelante, Sabed de su ciego error Que tratarlas de otro amor, Dándoles invidia en él, Es pautarles el papel Para que escriban mejor. En fin , de verla inclinada Me huelgo, aunque no sea à mí, Pues por lo menos , así Sabrá amar y ser amada; Y en viéndose despreciada, De celos y agravios llena, Puede ser que mas serena, Aunque de quererme huya, Por lo que siente la suya, Se lastime de mi pena.

#### Salen FLORA Y JUANA.

FLORA. ¿ Doña Leonor de Peralta?

JUANA:

Ella el recado me dió.

FLORA.

No conozco tal mujer, Ni à mi noticia llegó; X parece principal?

Eso, brava obstentacion; Trae su poco de escudero, Y detrás, como timon, Una dueña remilgada, Mas tiesa que un asador. FLORA.

Digo que no la conozco; Mas, pues ella me buscó, Ella me conocerá; Di que entre.

A decirselo voy. (Vase.)

Capitulo de otra cosa; Que está aquí Flora.

FLORA

Don Juan ? ¿Luquete ? LUQUETE

Tanto houor, tanto favor? FLORA No os suplico que os senteis,

Porque no es buena ocasion. LISARDO.

1 Cómo?

FLORA. Tengo una visita.

LISARDO.

Pues si estorbamos, adios.

FLORA.

No es visita de galan. Porque no fuera razon Sino de dama; mas ella Entra, y lo dirá mejor.

Salen DOÑA ELENA, de dama, muy bizarra, y BEATRIZ, de criada.

Volved, Otañez, por mí Dentro de una hora ó dos.

BEATRIZ.

¿ Hasle visto?

DOÑA ELENA. Ya le he visto: Ciertas mis sospechas son.

BEATRIZ.

Disimula.

Bien se huella. No hiciera mas un frison; Parece que entra á danzar.

No es muy malo lo exterior. LUQUETE.

: Lindo brio!

LISARDO.

¡Linda dama! (Mirala don Juan atento.)

DON JUAN.

Anda tan ciego mi amor, Que ninguna mujer veo, Aunque tan distintas son, Que à Elena no se me antoje.

LUQUETE.

Yo soy tan buen amador, Que aunque he visto mil mujeres, Que aunque ne visto mi mujeres, Ninguna me pareció (*Mira à Beatriz.*) A Beatriz; mas ¿qué es aquello? Oye; que pienso, por Dios, Que tu mal se me ha pegado, Como si fuera dolor Mira, Señor, esta dueña.

DON JUAN.

No vas fuera de razon; Algo tiene de Beatriz.

LUQUETE.

Menos la contemplacion, Cortada la cara es de ella.

BEATRIZ.

La tuya, por si ó por no. LUQUETE.

¿Qué dices?

BEATRIZ.

Estoy rezando Por mis difuntos

LUQUETE.

Chiton,

Y mire que estoy aquí. BEATRIZ.

Oh, qué romano valor!

FLORA.

¿No os descubris?

DOÑA ELENA.

Sola os quiero.

DON JUAN. Luquete, las cuatro son. LUQUETE.

Querrás que vaya por cartas?

FLORA. Idos, pues.

DON JUAN.

Adios.

LISARDO. Adios.

(Vase.) (Vase.)

LUQUETE. Válgate el diablo por dueña! Puesto me has en confusion. (Vase.)

DOÑA ELENA.

¿Fuéronse ya? FLORA.

Ya se fueron.

DOÑA ELENA.

Ahora os diré quién soy; Mas, porque es el cuento largo, Y traigo alguna pasion, Me sentaré si gustais.(Toma una silla.)

FLORA.

Muy desenfadada sois. (Asómanse, como acechando, don Juan

y Lisardo.)

LISARDO. Pues entre tanto que viene. Desde aqueste corredor Las podemos escuchar.

DON JUAN.

Por mí, Lisardo, aquí estoy. DOÑA ELENA.

Soy muy servidora vuestra, Y esto sin adulacion; ¿ Qué mirais?

FLORA

Que me parece (O laidea se engaño) Que os he visto en otra parte. DOÑA ELENA.

(Ap. Disimulemos, amor.) Podrá ser; mas va de cuento, Escuchad con atencion. Erase, señora Flora. Cierta mujer de opinion . Que por pleitos y trabajos, Con años diez veces dos Y una cara razonable, En Valladolid paró. Erase tambien un hombre, Cuanto al talle y al valor, Galan, discreto, valiente Noble y limpto como el sol; Pero mirado hácia dentro, De tan civil condicion, De gusto tan salpicado, De gusto tan salpicado, Y tan repartido amor, Que solo por él se pudo Decir con mucha razon Aquello de « tantas veo»... Porque es aqueste señor Amante tan prevenido Y galan tan Galalon , Que por si alguna le deja, Ôtra le hace disfavor, Otra se casa ó se muere De achaque que Dios la dió, Tiene siempre de resguardo Hasta una docena ó dos. A este turco de Castilla (; Qué mal hizo!) se inclinó Tanto la dama que digo (Bien lo paga y lo pagó), Que, á pesar de su vergüenza, Le hizo dueño de su honor, Que fué para su desprecio Subir mas un escalon. Acudia el dicho amante, Despues de la posesion, verla y à regalarla Cual y cual vez (digo yo

One de lástima seria , No de gusto ni aficion); Que cuando los hombres dicen Que, por ser ellos quien son, Visitan à las mujeres, Ya la voluntad cesó; Porque ser hombres de bien Es interés de su honor; Ver y hablar es cortesia, Tener lástima es dolor; Y asi, no quieren entonces, Porque, aunque tengan amor, Es modo de aborrecer Amar por obligacion. En este tiempo ; av ingrato!
A otra señora miró
Tan hermosa, que, saliendo
Una tarde al Espolon, Dicen que al ameno campo Puso en dulce confusion De saber à quién debia Aquel dia el resplandor, O al sol que estaba en el cielo, O de aquesta dama al sol Por ella, en fin, mato un hombre, Y temiendo su prision, Salió de Valladolid, Y con él tambien salió (Como trasto manual, Que cabe en cualquier rincon) Aquella primera dama De quien hicimos mencion. Luego que vino á Madrid (Estad conmigo, por Dios, Porque importa mucho al caso), Con otra dama encontró, De su valor muy preciada, Si es que el desden es valor; Pero dicen malas lenguas Que este valor se rindió, Ý sin echarlo de ver. Poco à poco obró el calor ; Que es el amor en nosotras Como mano de reloj, Que solo se vió que anduvo, Puesto que la vuelta dió, Pero no se ve cuando anda, Porque corre tan veloz, Que no le alcanza la vista Aunque le alcanza el dolor.
Despues de haber conquistado
Esta hermosa presuncion,
Este remedo de un risco Y este amago de Faeton, Con una mujer casada Estuvo en conversacion; No serà ya menester, Conociéndole el humor, Decir que la quiso bien Baste decir que la habló ltem mas, porque una tarde A una mujercilla vió Vender tocas vizcainas, La buscó y enamoró, Y hoy està loco por ella; Porque es aqueste amador La parca de las mujeres, Que à ninguna perdonó. Ciñéndome, finalmente, A fuer de predicador, Y de camino tambien Epilogando el sermon, Digo que el dicho galan, De quien coronista soy, Es don Juan de Luna y Leiva; La dama que le siguió, Doña Leonor de Peralta, Y la tal dama Leonor, Yo, que en casa de Lisardo, Que es su amigo y el mayor, He estado con tal secreto, Que apenas me ha visto el sol.

La que amó despues de mi ( Y por quien tambien mató A don Diego de Menéses, Que era su competidor), Doña Elena de Alvarado: La casada que encontró. Doña Antonia de la Cerda, Mujer de un procurador; La toquera vizcaina Que vió, que siguió y habló, Es Luisilla, una mozuela De chinela con liston, Que vende... no sé qué vende; Ella lo sabrá mejor. La desdeñosa, la esquiva Y la brillante sois vos, De quien él mismo se alaba Que goza la estimacion. Este es don Juan; ved ahora, Siendo, Señora, quien sois, Si quereis aventuraros A entrar en un corazon Donde es forzoso que estéis, No desenfadada, no, Sino todo lo posible De encogida, porque son Cinco las que estamos dentro, Y apenas cabemos dos.

(Levantanse.)

FLORA. ¡Jesus mil veces , Jesus!

BEATRIZ.

¿ Qué tal es la informacion?

FLORA.

(Ap. ¿ Don Juan es de esta manera? Corrida de amarle estoy.) Fiad en hombres; ¡Jesus!

DOÑA ELENA. El mejor es el peor.

DON JUAN.

Dejadme, por Dios, Lisardo.

LISARDO.

Si se ve que es invencion, ¿ Para que quereis salir?

Para saberlo mejor, Y averiguar qué mujer Es esta doña Leonor,

Que aun sabe lo que no he hecho. DOÑA ELENA.

Señora, perdida soy, Porque don Juan viene allí; Y si acaso me escuchó, Hará cualquier demasia Conmigo ; que es un Neron Si se enoja.

Estad segura. (Llegan don Juan y Lisardo.) Aqui estábades los dos?

DON JUAN:

Si, Señora, porque quiero...

FLORA.

Quedo, don Juan, eso no Esta dama está en sagrado, Pues que de mi se amparó, Fuera de decir verdades.

Oué verdades? Vive Dios, Que es engaño cuanto ha dicho.

DOÑA ELENA. (Ap.)

Ya la da satisfacion Entablado estaba el juego.

FLORA.

Don Juan, aquí se acabó Vuestro crédito conmigo

Y buena reputacion; No entreis mas en esta casa.

DON JUAN.

Si; pero ¿por qué ocasion?

Porque no os alabeis mas De que Flora os tiene amor: Pues, dado caso que fuera Eso verdad, desde hoy, Por vuestro amor inconstante, Por vuestra falsa intencion Y mecánico deseo, Si no por mi pundonor, Os aborreciera el alma.

DOÑA ELENA. (Ap.)

Eso es lo que quiero yo.

BEATRIZ. (Ap.) Con mosca está la señora

DOÑA ELENA. (Ap.)

El cuento la remató.

LISARDO.

Don Juan, si el aborreceros, Conforme à la condicion De Flora, solo consiste En que tengais opinion De falso, y aquesta dama No es cosa que os importó, Confesad que es verdad todo, Y podrá ser que mi amor Alguna esperanza tenga.

DON JUAN. Alto; si lo quereis vos,

Desde ahora soy ingrato, Fácil, mudable y traidor.

LISARDO.

Haréisme mucha merced. DON JUAN.

¿ Qué merced ni qué favor? Si aquesto fuera delante De Elena, á quien adoró El alma aun estando ausente, Fuera accion de estimacion;

Mas aquí no os sirvo en nada.

FLORA. En fin , ¿ qué decis los dos?

DON JUAN.

Que cuanto esta dama ha dicho Es así como pasó.

Luego ¿ es verdad que estos dias Habeis requebrado á dos? ¿La casada y la toquera? DON JUAN.

Si, Señora.

FLORA.

Firme sois.

DONA ELENA. No soy yo mujer de engaños Ni enredos, aquesto no.

Y Elena?

DON JUAN. Elena es del alma.

FLORA.

Y esta dama que tras vos Se vino, y con vos está Como en una religion, Es del alma ó es del cuerpo?

DON JUAN.

Eso es mentira, por Dios; Así, digo que es mentira Cuanto al llamarse Leonor La dama que está connigo , Mas cuanto al vivir los dos Juntos, es mucha verdad.

DOÑA ELENA. (Ap.) Ya es mi desdicha mayor; ¡Válgame Dios! ¿Cómo es esto?

FLORA. (Ap.)

Volved en vos, corazon, Don Juan también es mudable; Salga, pues, por donde entró.

DOÑA ELENA.

Ya estoy al cabo de todo; Beatriz, en lo cierto doy, Porque el estar este ingrato, Desde que à Madrid llego, Tan encerrado y secreto, No hay duda, no, procedió De tener su dama en casa.

PEATRIX

No lo creas.

DOÑA ELENA.

¿Cómo no, Cuando lo confiesa él mismo, Que es la mas fuerte razon? Mas yo lo tengo de ver Señora, quedáos con Dios, Y no le dejeis salir Tan presto, y si os enojó Mi dilacion, perdonad.

FLORA.

Antes la vida me dió.

DOÑA ELENA.

El cielo os haga dichosa, (Ap. Celos y dicha; qué error! Ingrato don Juan, si acaso, Ingrato don Juan, si acaso, Como amante engañador, Con obras ó con palabras, Que pasan de la intencion, Me ofendes, viven los cielos, Que, sio mirar á quien soy, He de hacerte mil pedazos.) BEATRIZ.

Atiende.

DONA ELENA. No hay atencion.

BEATRIZ.

Advierte.

DOÑA ELENA. No hay que advertir. BEATRIZ.

Oye.

DOÑA ELENA. Ciega y sorda estoy. BEATRIZ.

Mira.

DOÑA ELENA. No me digas nada. BEATRIZ.

Escucha.

DOÑA ELENA. Deten la voz:

BEATRIZ.

Repara.

DOÑA ELENA. Cierra los labios. Otra con él! Muerta estoy. (Vanse doña Elena y Beatriz.)

LISARDO.

Ya se va.

DON JUAN. Pues voy tras ella.

¿ Dónde con tanto rigor?

DON JUAN.

Pues es mi dama, á seguirla.

FLORA.

Teneis, por cierto, razon; Mas es ahora temprano.

¿No ves que no es discrecion Quitarle el gusto?

Qué lindo procurador! Pues ; por qué ha de tener gusto Con ninguna un embaidor, Que dice que à dona Elena, Como él mismo me contó... (Ap. Elena, de tí me valgo Para encubrir mi pasion.) DON JUAN.

Es verdad.

Pues si es verdad, Y ahora en mi casa estoy Entráos los dos allá dentro. (Ap. Un áspid, un escorpion Llevo en el alma.)

LISARDO.

Ya entramos. (Ap. Esto es seguir el humor.) DON JUAN.

Lleno voy de confusiones.

FLORA.

Rabiando de celos voy.

(Vanse.)

Salen LUQUETE Y OCTAVIO, con cartas.

LUQUETE

Ha venido mi amo?

OCTAVIO.

No ha venido. LUQUETE. Estragado, molido y remolido Vengo de la estafeta,

OCTAVIO.

¿ Mucha gente ?

LUQUETE. Es hablar de la mar; no hay quien lo Porque, segun la trulla y brava entrada, Mañana se podrá poner con grada. A besugos helando, á pan lloviendo, [diendo,

Y à nieve cuando el mundo se está ar-No hubiera tanta prisa, llanto y risa.

OCTAVIO.

En aqueste lugar á todo hay prisa. LUQUETE.

Menos à cuatro cosas, bien has dicho. OCTAVIO.

¿Y cuáles son?

LUQUETE.

Conforme mi capricho, A las mujeres en llegando á viejas, A fuelles, à bragueros y à lentejas.

OCTAVIO.

A las lentejas y à las viejas vaya, Porque en verlas el alma se desmaya; Mas à los fuelles...

LUQUETE.

A los fuelles menos, Porque en cualquiera casa por lo menos Hay dos fuelles eternos y continuos.

OCTAVIO.

¿Y cuáles son?

LUQUETE.

Octavio, los vecinos, Que, siendo aventadores de una casa, Soplan cuantoles pasa y no les pasa. Y como deesto hay tanta muchedumbre, Nadie busca mas fuelles à su lumbre.

OCTAVIO. OCTAVIO. [prisa, Y á bragueros ; por qué no ha de haber Siendo, como es, enfermedad precisa?

LUQUETE. Porque en efecto es falta, y nadie quiere Dar á entender las suyas, sea quien fue-OCTAVIO.

Pues di, ¿qué bace quien con ellas nace?

LUQUETE.

Él mismo se los corta y se los hace; Y si acaso los compra de la tienda, Porque nadie lo vea ni lo entienda, Y despues lo murmure à troche moche, Llega embozado, á oscuras y de noche.

(Vanse.)

## Salen DON JUAN v LISARDO.

Que Flora no quisiese que la viese. Para que yo siquiera no estuviese Desvanecido ahora, imaginando En qué ocasion, adonde, cómo y cuándo Cosas.

Me ha visto esta mujer, que, entre mil Que refiere supuestas y engañosas, Dice muchas verdades, que aun apenas, Porque pueden tocar honras ajenas, A mis proprios deseos he fiado?

LISARDO.

Con alguna mujer habrás hablado.

DON JUAN. Si he hablado, si; mas no con quien pu-Si no es que del demonio se valiese, Saber por tan extenso mis deseos, Obras, palabras, vida, y galanteos.
Lo que yo he sospechado solamente,
Si la vista, Lisardo, no me miente,
Es que Elena me habla disfrazada Con nombre ó apariencia de casada. Que es la dama que os digo que festejo; Porque, si con los ojos me aconsejo, En voz y en cara, pues la escucho y ioco, Doña Antonia es Elena, ó yo estoy loco. Y si es ella, ella fue la de esta tarde, Y si es cila, ella tue la de esta tarie, En estar tan tapada y tan cobarde, Y en saber mis fortunas y mis celos, Auseucia, travesuras y desvelos; Y si acaso no fué, fué la toquera, Que tambien es su estampa verdadera; Y si esta no, porque esta vende tocas, Aunque en la corte la aventajan pocas En blamaca, la grassa y la presuidide.

En lo hermoso, lo crespo y lo prendido. Juro á Dios que no se quién haya sido. LISARDO.

Si à esas mujeres se parece tanto Como vos atirmais...

DON JUAN.

Es un encanto. LISARDO.

Una de ellas será.

DON JUAN.

Yes infalible Porque otra cosa no fuera posible; Una de las dos es mi Elena bella.

Sale LUQUETE.

LUQUETE.

: Señor?

DON JUAN. Hay cartas? LUQUETE.

> Si DON JUAN.

Pues ya no es ella.

LISARDO.

¿Por qué, don Juan?

DON JUAN.

Porque si ahora escribe, Y en el convento donde está recibe [to, Mis cartas, respondiéndome al momen-Mal puede estar aqui y en el convento.

LISARDO. [puesta.

Si ella os responde á todas, no hay res-LUQUETE.

De don Alonso, mi señor, es esta.

DON JUAN.

Todo mi pensamiento salió vano.

Mirad lo que os escribe vuestro hermapon Juan. (Lee.)

«Dos novedades me deberéis este » correo: la primera, que el padre de » don Diego, persuadido de la verdad » del caso, quiere reducir la venganza » à composicion; y la segunda, que el » tio de doña Elena, aunque no la ha» bla ni la visita, trata de casarla con un deudo suyo que ha venido de Panamá, » porque no salga la hacienda de su ca» sa y de su linaje. Mirad ahora lo que » determinais; que à todo me hallaréis » como hermano vuestro. — Don Anto» nio de Luna.»

LUQUETE.

Ahora ¿qué dirás?

DON JUAN.

Qué loco estaba Cuando de doña Elena tal pensaba!

LISARDO

Miren qué traza para estar Elena Disfrazada ¡Jesus! y en tierra ajena, Cuando la está casando allá su tio.

LUQUETE.

¡Qué locura! Qué error! Qué desvario!
Yo soy, enfin, discreto y muy machucho,
Porque, aunque Elena se parezca mucho
A estas dos picaronas que hemos visto,
Nunca pude creerlo, vive Cristo;
Y haber pensado tal desenvoltura
De su bonor, su recato y su clausura,
Ha sido, vive Dios, muy mal pensado.
Esta es su carta.

PON JUAN. Yo me habré engañado. LUQUETE.

Que ha sido, si, muy falso tal intento.

DON JUAN.

Esta es la carta; escucharéis atento.

(Lee.) « Mis desdichas han llegado à sextremo que, despues de tratarme mi sto como si no lo fuera, quiere casarme con un hombre que no conozoco; dolor tan iumenso para quien tan firme ama, que pienso me han de costar la vida sus persuasiones. Y así, os suplico que, vista esta, os partaís al punto con todo secreto, para que tratemos de desposarnos antes que la fuerza haga lo que despues no pueda remediarse. Dios os guarde y traiga con bien à mis ojos lo mas presto que ser pueda. De este convento de las Huelgas de Valladolid, etc.—Vuestra esposa.»

Con esto se remató, Aqui no hay que hablar palabra, Sino acudir al remedio, Y buscar para mañana Con toda prisa dos postas, Que antes que amanezca el alba be esotra parte ha de verme La sierra de Guadarrama.

DD. C. DE L .- 11.

En efecto estáis resuelto?

¿ Eso decis à quien ama ? La vida me va en partirme. ¿ Ay Dios, que se arranca el almá ! ¡ Quién pudiera volar, cielos ! LISARDO.

Pues ¿Octavio?

#### Sale OCTAVIO.

OCTAVIO.
¿Qué me mandas?
¿Qué me mandas?
¿Qué me mandas?
¿Con Octavio.)
¿Con Octavio.
¿Con O

Voy á obedecerte ; adios. (Vanse.)

#### Salen ISABEL Y LUQUETE.

ISABEL.

No he visto mayor enredo; Mas tú, Luquete, sabrás Estas cosas muy de hecho; Cuéntamelas por tu vida.

LUQUETE.

¿Qué no alcanzara lo bello De tu rostro, de tu talle, De tu garbo y tu meneo? Mucho me pides que haga, Mas, si es forzoso el hacerlo, Escúchame atentamente.

ISABEL.

Ya los oídos prevengo; Mira que te quiero mucho, No me pagues con desprecios.

LUQUETE.

¿ Yo desprecios? No, mi reina; Que estos estilos son buenos, No para hombres como yo, Que soy yo mas, no soy menos. (Ap. Por vida de mi mujer, De mis hijas y mis nietos, Que no sé lo que me diga; Mas, metido en este empeño, No tengo de hablar verdad : Va de embuste, va de enredo.) Hoy las calles de la corte Son ciclos, pero estrellados De damas ; que las tapadas Son cielos de noche, es llano ; Que una tapada de ojo No es cielo de dia, en cuanto Se ve solamente un sol Puesto en la gloria de un manto; Y muchas de estas tapadas Sin duda van ayunando, Pues me piden colacion Si à enamorarlas me paro. Qué vistosas colgaduras Por las calles! Qué brocados! Qué de flestas! Qué de galas! Qué de triunfos! Qué de arcos! Qué de caballos de rúa! Qué de jacces bordados! La gente anda à borbollones , Los coches andan rodando. Un agosto es cada dama, Cada galan es un mayo, Porque ellas hacen su agosto, Y ellos con flores su gasto, Dueñas no faltan tambien, Que, tocadas de lo vano De tanto placer, parecen

Contentos amortajados.
Las meninas han crecido,
Mondongas andan por alto,
Perpétuas acechadoras
De guardillas y terrados,
Y esto es, que, por ser divinas,
No son de tejas abajo.

ISANEL.
¡Jesus, cuánto disparate!
¿Yo te pregunto eso acaso?
Lo que yo pregunto es
Si sabes en esto algo
De la toquera, Leonor,
De doña Antonia, y si acaso
Tambien de una tal Luisa;
Que mi ama, reventando
Por saber aquestas cosas,
Anda con visos de trasgo.

En preguntándome eso, Juro á Dios, descompadramos. Mas ya Ilegan á este sitio.

Véte noramala, galgo. (Vanse.)

Salen DOÑA ELENA, de toquera, MAGDALENA Y BEATRIZ.

MAGDALENA.

Ya el papel no es de importancia ; Que hay muchas cosas de nuevo.

¿Cómo?

DOÑA ELENA. Como tiene en casa Una dama.

MAGDALENA.
¿Qué me dices?
DOÑA ELENA.

Esto es cierto.

MAGDALENA.
Pues aguarda,
Porque llegue yo primero.

- Salen LISARDO, DON JUAN V LUQUETE.

LISARDO. Saliendo de aqui mañana, Estáis allá esotro dia.

LUQUETE.

Con dos docenas de llagas,
Molidos brazos y piernas,
Y las tripas enjugadas.

MAGDALENA.

¿Señor don Juan?

Magdalena?

MAGDALENA. Vengo à cumplir mi palabra.

Y dime, ¿cómo está Lufsa?

MAGDALENA.

Muy buena.

Y muy su criada,

Todos estamos acá.

BON JUAN.

Tanto favor? ¿Merced tanta?

Yo no vengo aqui por vos.

Tendrélo à mucha desgracia

34

DONA ELENA. Hame dicho Magdalena Que vivis en una casa Tan compuesta, tan jarifa Y tan bien aderezada, Que vengo solo por verla.

DON JUAN. Magdalena no se engaña; Que es Lisardo muy curioso.

DOÑA ELENA. (Ap.)

Ni se altera ni recata.

LISARDO. Casa de un recienvenido ¿Qué ha de ser?

DOÑA ELENA.

Será extremada:

Allà entro, si gustais. DON JEAN.

Id, Lisardo, à acompañarlas. LISARDO.

Por guiaros voy delante. (Vase.)

BEATRIZ. ¿Y si encontramos la dama?

DOÑA ELENA. Mataréla con mis celos.

(Vase.) BEATRIZ.

No hay celos como las varas.

MAGDALENA,

Yo me quedo con don Juan.

Aqui descubro la cara Para dejarle aturdido.

LUQUETE.

Jesus!

DON JUAN. ¿Qué has visto? LUQUETE.

No es nada;

Perdido está este lugar De hechizos y cosas malas, Cuantas mujeres encuentro Tienen la misma fachada Que Beatriz; Dios sea conmigo.

MAGDALENA.

No es muy donosa muchacha Luisica?

DON JUAN. Es un serafin, No hay en la corte tal cara,

MAGDALENA

Pues yo os aseguro que es De lo mejor de Vizcaya; Un hombre la tiene asi, Que la gozó con palabra De ser su esposo, y despues El traidor se pasó a Francia. Y ha parado en vender tocas.

DON JUAN. (Ap.) Cómo los ojos se engañan!

LUQUETE.

Y la hermana compañera. Que, segun es rubia y blanca, Pudiera servir de aloja A los reyes y à los papas, ¿Es tambien de alla?

> MAGDALENA. Tambien.

LUOUETE. Y dime, ¿cómo se llama? MAGDALENA.

Andrea de la Gotera.

LUQUETE.

Solar es que bácia mi cama

Ha caido muchas veces, Porque duermo á teja vana. (Vuelven à satir los tres)

DONA ELENA.

Lisardo, no nos cansemos, Una mujer hay en casa, Yo lo sé de quien lo sabe.

LISARDO. Es verdad, mas es el ama

Que nos guisa de comer.

DOÑA ELENA.

No es sino ama que ama. DON JUAN.

¿Qué es eso? LISARDO.

Que ha dado Luisa

En que teneis encerrada Una dama, y no ha dejado. Hasta bacerme abrir las arcas, Cosa en la casa por ver.

DOÑA ELENA. Y aun no estoy desengañada; Que denantes se llegó A mi una mujer tapada, Y me lo dijo.

DON JUAN. Y seria

Doña Leonor de Peralta, Si viene à mano.

> DOÑA ELENA. La misma.

DON-JUAN. Vive Dios, si la encontrara... DOÑA ELENA.

¿ Qué hicieras ?

DON JUAN Un disparate. DOÑA ELENA,

Pues ; por qué?

DON JUAN. Porque se anda Informando en todas partes

De mi buena vida o mala, Sin haberla jamás visto Ni aun hablado una palabra. DOÑA ELENA.

Es muy gran bellaqueria.

Sale OCTAVIO.

OCTAVIO. Postas hay para mañana.

DOÑA ELENA.

Lindamente se bace todo; Pues ¿quién se va de esta casa? LISARDO.

Don Juan.

DOÑA ELENA.

Don Juan? No lo creas. DON JUAN.

Es forzosa la jornada,

Y pienso que será breve. DOÑA ELENA.

(Ap. Aqui veré si me ama.) Por tu vida y por la mia, Si es que mi vida te agrada, Que no salgas de Madrid, Y dado caso que salgas, Advierte que has de perderme.

DON JUAN.

(Ap. No sé que siento en el alma, Que sin querer me enternezco Y me pesa de dejarla; Mas ¿qué dudas, loco amor, Si dona Elena te aguarda?)

Luisa, yo he de hablar claro: Yo quise blen en mi patria, Y quiero cierta señora, De quien por una desgracia He estado ausente; hame escrito Una carta en que me manda Que me parta; y así, es fuerza Que te deje y que me parta; Sabe el cielo, hermosa Luisa, El ansia que me acompaña Solo en pensar que te pierdo.

DOÑA ELENA. Pues ¿de qué es, traidor, el ansia, Si vas á ver à quien quieres?

DON JUAN.

De que eres tan viva estampa De su rostro, que imagino Que me falta si me faltas.

DOÑA ELENA. (Ap.) Así, que ya estaba muerta ; Animo, dulce esperanza.

Sale FINEO.

FINEO,

Un hombre te quiere hablar, Y de parte de una dama.

DOÑA ELENA.

Dama?

DON JUAN. Yo no sé quién sea;

Di que entre.

FINEO: Ya está en la sala.

Sale FELICIANO.

FELICIANO. Mi señora doña Antonia... DOÑA ELENA.

Adelante.

FELICIANO.

Va mañana

Al Pardo.

DOÑA ELENA. Pues qué tenemos Con que vaya ó que no vaya?

FELICIANO.

Tenemos que si don Juan Gusta de verla y hablarla, Podrá, porque su marido Va camino de Granada.

DON JUAN.

Cosas son estas que apenas Puede un hombre imaginarlas; Decid á esa mi señora Que yo fuera á regalarla...

DOÑA ELENA. Si no estuviera conmigo Y hubiera de irse mañana A ver cierta dama ausente, Cuyos ojos idolatra; ¡No es asi? Pues si es asi, Esto por respuesta basta.

FELICIANO. Perdonad, que soy mandado.

LUQUETE. Vaya con Dios, buenas barbas.

DOÑA ELENA. ¿ Parécesele tambien

A la otra aquesta dama? DON JUAN.

Pues juro á Dios y á esta cruz, Que es tambien su semejanza Y tuya.

Y mia, si acaso Importara à la maraña. LA TOQUERA VIZCAINA.

OCTAVIO. Fiora ha entrado por la puerta. LISARDO. Ya el corazon se acobarda. DOÑA ELENA.

¿Otra mujer?

DON JUAN.
Es mujer
A quien Lisardo regala.
DOÑA ELENA.
Y tú no, que cres un santo.
DON JUAN.

Presto lo verás si callas.

Salen FLORA Y JUANA.

FLORA.

Acá está la vizcaína. Todo ha sido verdad , Juana ; Mas yo volveré por mí.

LISARDO.

¡Qué novedad tan extraña! Pues ¿vos aquí?

FLORA

Sí, Lisardo;
Escuchad todos la causa.
Yo en materia de querer
Tan loca he sido y tan vana,
Que á nadie quise jamás,
Temerosa de que tratan
Engaño todos los hombres,
No pieuso que me engañaba;
Vino don Juan á la corte,
En acciones y palabras
Fingiendo tanta firmeza
Con una dama que amaba,
Que me incliné, no á su talle,
Sino á su mucha constancia.
Porque en lo demás, cualquiera
Pienso yo que le aventaja.
Mas hoy, sabiendo que tiene
No menos que cuatro damas,
Y condicion juntamente
De que no desecha nada,
Le que no desecha nada,
Le que no desecha nada,
Que hasta su nombre me cansa.

Y así, pues solo Lisardo Es en Madrid quien alcanza El nombre de firme amante (Que es lo que yo deseaha), Digo que á Lisardo adoro.

LISARDO.

Cuanto me debes me pagas.

LUQUETE.

Ya hay un enemigo menos.

Ha sido cuerda venganza; Mas advierte que yo y todo, Aunque tengo mala fama, Sé amar como se ha de amar, Pues yo con sola esta carta Dejo à Madrid.

DOÑA BLENA.

Pues ¿ qué dice

Esa carta?

DON JUAN. Que mé aguarda... DOÑA BLENA.

¿ Quién?

DON JUAN.

Elena.

DOÑA ELENA. ¿Para qué? Don juan.

Para veria y para habiaria.

BOÑA ELENA.

¿Y despues?

DON JUAN. Para casarme.

DON JUAN.

DOÑA ELENA. Pues créeme y no te vayas, Porque no está en el convento, Sino en Madrid y en tu casa.

: Cómo?

doña elena.

Como soy Elena. ¿Cómo que no?

> DON JUAN. Luisa, basta:

Que si para detenerme Quieres usar de esta traza, Ya no aprovecha.

DOÑA ELENA.

¿ Qué dudas? Elena soy ; ¿qué te apartas?

DON JUAN.

¿ Elena tú? No es posible, Aunque lo dice la cara, Porque me escribe mi hermano, Y es pública voz y fama, Que está Elena en un convento.

DOÑA ELENA.

La pública voz se engaña.

DON JUAN.

¿Y esta carta que hoy me ha escrito?

DOÑA ELENA.

Bien dices. ; Y aquesta carta
Que hoy he recibido tuya?
Don Juan, para todo bay traza;
Yo me he venido tras ti,
Y encubierta y disfrazada,
Casi à un mismo tiempo he sido
Doña Elena de Peralta,
La Toquera vizcaina,
Doña Antonia la casada,
Y abora soy doña Elena.

DON JUAN.

Bien el alma imaginaba.

LUQUETE.

Luego lo dije, por Dios.

DON JUAN.

Pues si ausente te adoraba, Presente ya lo verás.

DOÑA ELENA.

Tuya es la mano y el alma. BEATRIZ.

Y yo tambien.

LUQUETE. Tararira.

DOÑA ELENA.

Y aqui, señores, acaba La Toquera vizcaína; Decid vitor si os agrada.

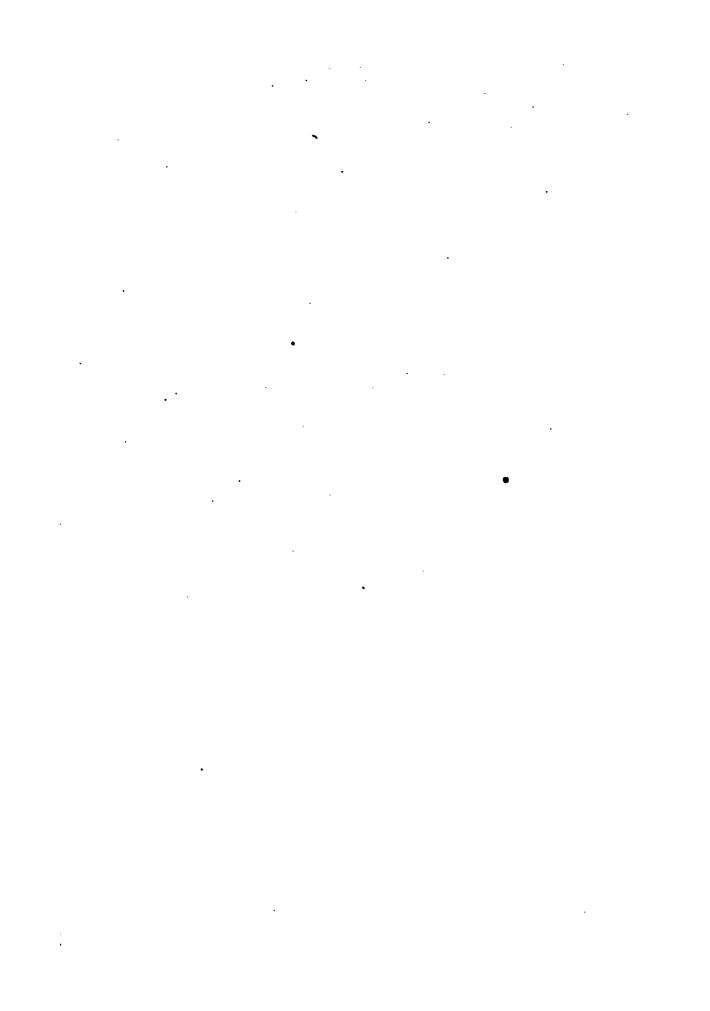

# COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# COMO PADRE Y COMO REY,

DEL DOCTOR JUAN PEREZ DE MONTALVAN,

## PERSONAS.

CÁRLOS, galan. EL PRÍNCIPE. EL BEY. LUDOVICO URSINO. CONRADO, viejo. TRISTAN, gracioso. VIOLANTE, dama. ELVIRA. FINEA. OCTAVIANO.
UN SECRETARIO.
Dos soldados. —Dos criados.

# JORNADA PRIMERA.

Salen CÁRLOS y TRISTAN.

cárlos. • ¿No ves que la discrecion En la novedad se ve?

TRISTAN. Es así, mas no daré Un real por tu salvacion.

cárlos.

Yo me entiendo.

TRISTAN.
No es posible
Que se entienda, ni se entiende,
Quien ama, sirve y pretende
A su hermana.

CARLOS.

Es imposible ,

Bien mi amor lo considera;

Y basta , pues lo conoce ,

El quitarme que la goce ,

Sin quitarme que la quiera.

Y a yo conozco, Tristan ,

Que es mi amor tan peregrino,

Que no va por el camino

Por donde los otros van;

Pero tiene tal poder

En mi mi estrella inhumana ,

Que , con saber que es mi hermana

(Que es lo mas que puede ser),

Tan léjos de aborrecerla

Estoy , y en mi amor tan firme ,

Que no puedo persuadirme

A que es mal hecho quererla.

Y en parte tengo razon ,

Pues en este galanteo ,

Ni mi amor llega à deseo

Ni pasa de inclinacion;

Porque son tan cortesanos

Mis gustos , que en mis antojos

Me hicieran falta los ojos ,

Pero no , Tristan , las manos.

Es Violante sangre mia ,

Es su belleza excelente ,

A los ojos fuego ardiente, Al deseo sangre fria.
Es la hermosura mayor, Es de Italia el mejor rayo, Por rosa la tiene el mayo, Por flecha la cuenta amor: Y así, como à flecha y rosa Sabré temerla y amarla, Como hermana respetarla, Y quererla como hermosa. Y el discurso me aprovecha; Que si flecha y rosa es Cuando me mira, despues Es mas rosa y es mas flecha; Pues cuando en sus ojos, ciego, De su beldad me provoco, Por no ajarla no la toco, Por no herirme no la llego; Y así, ni espera ni alcanza Mi amor, por no ser injusto, O porque es de lan buen gusto, Que quiere sin esperanza.

TRISTAN.
; Extremado desatino!
Tal, que puede tu aficion
Darte sin oposicion
La cátedra de Calvino.
Vuelve en tu acuerdo , Señor ,
Porque el diablo te convida
A que con vela encendida
Oigas la misa mayor ,
Que es de un incesto el castigo ;
Mira que hay lnquisicion ,
Y si hay incesto, afufon ,
Ni soy criado ni amigo ;
Pues desde luego protesto
Que , en llegando à denunciarte ,
Ni tengo ni tuve parte ,
Ni he de tenerla en tu incesto.
Cárlos.

Mi padre

Sale CONRADO.

Cárlos?
Cárlos.
¿Señor?

CONRADO.
Tristan, ¿con quién son las voces?
GARLOS.

Ya sus locuras conoces; Está siempre de un bumor.

¿Cómo es eso, vive Dios? Que he de proponerte el caso.

CARLOS.

Quita, necio.

Paso, paso.

Escucha.

Carlos.

TRISTAN.

CÁRLOS.

¿Quieres perderme?

TBISTAN.

Paciencia; Que ha de saber mi señor Ŝi estoy siempre de un humor.

CONRADO.

¿Qué fué?

TRISTAN.

Un caso de conciencia Cárlos afirma y defiende...

CARLOS. (Ap.)

El lo dice; ; muerto soy !

TRISTAN.

Lindo, como te le doy, Cárlos; pues, y no lo entiende.

CONRADO.

¿Qué dijo ?

TRISTAN.

Yo lo diré: Que no era materia, dijo, De confesion lo que un hijo Hurta á su padre. Esto fué.

Famosa duda!

CARLOS. Extremada. (Ap. Confieso que le temi.)

(Ap. Ah ; Señor, ; has vuelto en ti De la turbación pasada?) Hoy, vive Dios, que ha salido El gracejo de buen aire.

Tienes razon, y el donaire Te ha de valer un vestido. TRISTAN.

Vestido? Vestidos tengas En verano y en invierno Delante del Padre eterno, Donde de luz te matengas. Señor, en fin...

CARLOS.

Pues ya ha habido Quien menguados nos llamó.

TRISTAN.

Y tambien lo hiciera yo A no darme ese vestido; Pero algunos (yo lo sé) Lo que no tienen daran; Que lo que tienen no dan , Porque ya no tienen qué. Pero cuando alguno da , Por lo menos, de una vez Viene à dar mas que de diez En bombre de por acà.

CONRADO. Humor tiene singular.

TRISTAN. Dineros fuera mejor.

CONRADO.

Eso es pedir?

TRISTAN Si, Senor. CONRADO.

Está bien.

TRISTAN. Y eso es no dar.

CONRADO.

Carlos, oye.—Tristan, véte, Y haz que te den veinte escudos.

TRISTAN.

Hablen en tu loor los mudos , Cada cual baga un motete A tu liberalidad. El Rey, con quien tanto privas, Viva al paso que tú vivas, Sin que haga vicio tu edad, Ni tus años bagan vicio; Y al fin, si vivir esperas, Vivas tan mucho, que mueras Un dia despues del juicio. (Vase.)

CONRADO.

Solos quedamos; atiende, Carlos, á lo que te digo. Como padre y como amigo, Y en fin, como quien pretende Dilatar en ti su vida.

CARLOS. Perdóneme vuecelencia, primero dé licencia A que una merced le pida.

CONRADO.

¿ Cuál es?

CARLOS. Ludovico Ursino, Caballerizo mayor Del Principe, mi señor, Pretende una plaza, es dino De mas alta pretension; Y porque con ella salga Hoy con vuecelencia valga

Mi favor de intercesion : Que es mi amigo, y le ofreci Solicitar su favor

CONRADO.

Tú podrás hacer mejor Lo que me pides á mi. Ya comienzo á obedecer Al Rey; hijo (Ap. A Dios pluguiera, Cárlos, que tu padre fuera), Escucha.

CARLOS. (Ap.) ¿ Qué podrá ser? Con mil sobresaltos lucho. Si mi amor, ha presumido ? Si le sabe ó si le ha oido ? CONRADO.

Escucha, pues.

Ya te escucho. CONBADO.

Su majestad, confiado De mi amor y mi persona , Me ha fiado la corona Y gobierno de su estado; Pues, à su servicio atento, En tan alto puesto estoy,
Que yo solamente soy
Su privanza y valimiento.
Mas, como el tiempo me advierte
Y el cabello me lo avisa, Ya la edad cansada pisa Los umbrales de la muerte. Y solo en ti la esperanza De mi sucesion consiste. Viéndome cansado y triste, Porque quede la privanza En mi sangre, he suplicado (Fineza del alma fué) A su majestad te dé El gobierno y el cuidado Que deste reino tenia, Y en efecto , mi privanza ; Y tanto con él alcanza Mi voluntad, por ser mia, Que al punto se satisfizo, Mi pensamiento aprobó. Tu persona engrandeció Y su privado te hizo; De suerte que ya tú estás En el puesto que yo estuve; Mira si buen padre anduve, Mira si puedo bacer mas.

CARLOS. (Ap.) No en vano el alma temia, No en vano el alma dudaba; Desta vez mi amor acaba. Ay muerta esperanza mia! ¿ Yo he de faltar un instante, En consultas ocupado, A la fe de mi cuidado Y à los ojos de Violante? No es posible.

CONRADO. ¿Qué respondes? CARLOS.

Digo, Señor, que agradezco Tu eleccion; mas no merezco...

CONRADO Si à quien eres correspondes, No habrá cosa que te impida Ser buen privado.

CARLOS

Es verdad; Pero el gobierno en mi edad , Y haber de heredarte en vida , Me obligan que me reporte, Y aun à decirte me mueve Que no es bien que yo me lleve El aplauso de la corte, Qué dirà, viéndome à mi

En el puesto que tuviste . No que en el me introdujiste, Sino que yo te eché á tí ; Pues cuando en el trono esté, En que tu mano me puso, No ven que aquí lo rebuso, Y ven que allí le acepté.

CONRADO. Y qué dirà el mas amigo De que en el gobierno estuve , Y tan para mi le tuve, Que aun no le parti contigo?

CARLOS. Si intentas que yo haga bueno Tu gobierno, intentas bien, Pues he de ser contra quien El vulgo, de envidia lleno, Su mala intención prevenga; Pues viéndome en tu lugar, Tu gobierno han de alabar, No el mio; y aunque no tenga Cuipa en los malos sucesos, El caballero, el villanó, El señor y el cortesano Han de culpar mis excesos; Porque, aunque sepan que yo Cuerdo y ajustado vivo, Sere malo porque privo, Y bueno el que ayer privo. Y si el mundo nunca ha visto, Y si el mundo nunca ha visto, Ni el tiempo nos lo ha enseñado, Haberse otra vez juntado Ser privado y ser bienquisto, No es mucho que el alma tuerza De su gusto al parabien, Pues aun procediendo bien

CONRADO. De suerte me has persuadido, Que si en mi solo estuviera Esta accion, la suspendiera, De tus razones movido ; Mas ya al Rey le declare Mi intencion , y la admitió; No pedirlo pude yo, No aceptarlo no podré; Y así, es preciso que goces De la privanza, y advierte Que no es posible perderte, Porque en efecto conoces De la envidia el pecho infiel Con verdad y desengaño, Y nadie previno el daño, Que no se librase dél; Con esto el orden cumpli Que su majestad me dio.

He de ser malo por fuerza.

CÁRLOS. Si la dicha me turbó, Hable el corazon por mi. CONRADO.

Entra, y besarás la mano, Cárlos, á su majestad.

CARLOS.

Si falto à mi voluntad Solo un momento, ¿qué gano? ¿Y qué no pierdo en perder be asistir y de mirar A quien me pudo inclinar Y á quien me supo vencer? Pero es fuerza á la obediencia Estar de un padre y de un rey, Que en fin es ley, y tan ley, Que no tiene resistencia.

Salen EL REY Y EL SECRETARIO, con unos papeles.

SECRETARIO. Señor, vuestra majestad Firme estas cartas,

A quien?

SECRETARIO. Esta al Gran Duque.

Está bien ;

¿ Y aquesta?

SECRETARIO. A su santidad.

REY.

REY.

Despáchese con cuidado La del Pontifice luego. SECRETARIO.

Al punto irán.

(Vase.)

No sosiego Hasta ver efectuado Este intento , y hasta ver A Cárlos como deseo. Aqui estă; jamás le veo Que no me haga enternecer ; Que quise mucho à su madre, Y no tendré regocijo Hasta que, pues es mi hijo, Me pueda llamar su padre. Al Pontifice le pido Vénia para dividir Mis estados, y partir Con el lo que yo he adquirido Y por mi espada ganado, Sin desandarme el acero; Tengo principe beredero De Sicilia y de su estado , Y hasta enterarme y saber Lo que le puedo dejar, No me quiero declarar Por su padre; esto ha de ser, Pues solo con este intento, Por hijo suyo Conrado Desde niño le ha criado. Diceme que es su talento Gallardo, y es su persona, Como su sangre, real; El afecto natural Ni aun à los reyes perdona : Y asi , porque mas presente Le tenga et alma consigo , Trato de hacerle mi amigo ,

CARLOS.

Senor?

Mi privado y confidente: Que ya que á todos excedo

En lo que puedo callar, Como rey le he de tratar Pues como padre no puedo .-

Tanto en besarme la mano?

Por favor tan soberano Beso tus pies; mas si aguardas, Señor, à que te los bese Por lo que ahora escuché, No sé si los besaré, Porque es fuerza que me pese.

BEY.

¿Por qué?

Carlos?

CARLOS. Porque la advertencia Y gobierno militar Jamás le supo acertar El valor sin la experiencia; Que el soldado y el valido En pazy en guerra acertaron, No en fe de lo que intentaron, Si en fe de lo que han vivido: V como no fui soldado (Que es la materia que toco),

Ni peino canas tampoco, One en el alma me ha pesado, Confieso a tu majestad, De que haga de mi eleccion Para negocios que son Imposibles en mi edad.

(Ap. ; Valgame Dios, y qué bien!) Antes (oye) pienso yo Lo contrario, y lo enseñó Roma , pues nunca mas bien Se vió, Cárlos , gobernada Que cuando su autoridad personas de tu edad Fió la pluma y la espada; Porque está mas pronto á errar Un viejo, con la privanza, Que un mozo, porque este alcanza Que es dificil acertar, Si todo á su edad lo deja, Y el viejo en rada se ofusca; Pues si uno consejo busca, Y el otro no se aconsej En el privar, mas felice Serà el mozo que no el vicjo, Pues logra con el consejo Lo que à su edad contradice; Demás, que no corre en tí, Cárlos, lo que en los demás; Pues en ta padre tendrás Buen maestro, y aun en mí. Tu padre está ya cansado, Que el tiempo todo lo muda. es bien dejarle que acuda A dar à ta bermana estado, Pues podrá mas fácilmente, No teniendo en qué ocupar El tiempo, Cárlos, tratar De casarla solamente.

CARLOS. (Ap.)

Esto mas?

BEY. Hate pesado?

No me puede à mi pesar De servirte, ni de estar En tu servicio ocupado; Solo à mi incapacidad, Que tal favor no merece, Cuerdamente le parece Que gobierno y mocedad No se compadecen bien.

Que han de murmurarte es llano , Y que el plebeyo y villano , Y el caballero tambien , Atentos à lo que en ti Pueda la envidia notarte No han de buscar qué alabarte, Pero qué culparte si ; Y aunque independientes son En ti la accion y el suceso, Tu descuido será exceso, Y no mérito tu accion; Pues sin diferencia alguna, Siempre la culpa se ba echado Del mal suceso al privado, Y del bueno à la fortuna.

Pues ¿ por qué quieres tratarme Tan mal, que quieras ponerme Donde nadie ha de valerme, Y todos han de culparme?

(Ap. ; Notable es su discrecion!; Quien le pudiera abrazar! Mil canas me ha de quitar.) Yo te dire la razon : Fuerza es, Cárlos, que haya reyes,

Y que el Rey tenga un amigo, Un compañero, un testigo. Con quien las comunes leyes Y las bumanas acciones. O extrañas ó naturales, De los bienes y los males Comunique sus pasiones. Dios , al principio del mundo . Con ser su capacidad Inmensa , y su eternidad Sin primero ni segundo, Parece que no se hallaba, Y en efecto no se halló, Hasta que comunicó Al hombre el ser que gozaba; Pues con piedad admirable, Pues con piedad admirable;
Dió à entender, aunque te asombre;
Que allí comenzó à ser hombre,
Comenzando à servisociable.
Dios de la tierra es el Rey;
Y en las pasiones que tiene
Con cualquier hombre conviene;
Pues que razon bay que ley Pues ¿qué razon hay, qué ley, Como político error, Como político error, El gusto mas singular Que le da á un particular Le prohiba un superior? Yo, al fiu, es fuerza que tenga Un amigo de quien guste, Que á mi condicion se ajuste Y con mi sangre convenga. Este , Cárlos , has de ser , Como tu padre lo ha sido ; Y asi , procura , advertido , Si no te quieres perder, Que halle el noble que seguir En ti , el vulgo que admirar , La envidia qué murmurar, Y ninguno qué advertir. Repara en cualquier accion . Que antes tu conciencia es, Luego mi gusto, y despues La vulgar satisfaccion. Si me ves ejecutando Alguna intencion muy fuerte, Blandamente me la advierte, Proponiendo, no enseñando; Que el Principe (y lo veràs En los demás, como en mi) En los demas, como en mi)
Jamás quiso junto à si
Hombre que supiese mas.
En las materias divinas
Mira la intención y el modo,
Dios y su ley sobre todo,
Porque si un punto declinas,
Perderé el reino por tí,
Porque siempre al suclo viene La monarquia que tiene A Dios, Carlos, contra st. Al que pretende cobarde, Ten mucho cuidado en esto. Si no has de premiarle presto, No le desengañes tarde; No revoques las mercedes Que hizo tu antecesor, Goce en tu hechura su honor, Pues pudo lo que tú puedes : Que si tú el ejemplo diste , No habra nadie que en ti espere , Pues el que te sucediere
Deshará lo que tú hiciste.
Al que fuere gran soldado
Ningun favor se le impida,
Que à quien no estima su vida,
Se ha de estimar su cuidado;
Porque à un hombre de valor Darle un puesto honrado, advierte , No es premio , es para la muerte Darle cartas de favor. Premia las letras en suma , Y da à las armas aumentos; Que de un reino los cimicatos

Son la espada y son la pluma. Que con esto, y no admitir Consejo de interesados , Se verán en ti ajustados El acertar y el regir; Y no te cause recelo La envidia ni la traición; No yerres tú la intención, Que lo demás es del cielo.

cărlos.
¿Quién no será buen prívado,
Gran señor, y buen valido,
De tal maestro regido,
De tal rey aconsejado?
Mi obediencia es tu consejo;
Tuyo soy.

Que si como rey le mando «
Que si como rey le mando «
Como padre te acousejo.
(Ap. No cabe dentro de si
El alma. ¡ Que alegre estoy!)
Mi mano otra vez te doy.

La mano me aprietas?

Para que del vulgo vano
El aplauso infiel no creas,
Y por estas señas veas
Que tengo fuerza en la mano.
No temas, Cárlos; que amor,
Como tan cerca te via,
Tu mano apretó, y la mia
Ternura fué, no rigor;
Por señas habló, que es mudo,
Y al decir una verdad,
Me negó la majestad
Lo que la sangre no pudo.
Vén, Cárlos.

CARLOS. Servirte es ley.

No temas nada en mi amor. CARLOS.

Es respeto, no es temor.

Soy tu amigo.

cirlos. Eres mirey. (Vanse.)

Salen VIOLANTE, ELVIRA, EL PRÍN-CIPE, TRISTAN y FINEA.

Pudiera vuestra alteza
Mirar mas por mi honor y mi nobleza,
Y excusarse de hacerme una visita
Que no me da opinion y me la quita,
Y mas no estando en casa
Mi padre ni mi hermano.

PRÍNCIPE.

Quien se abrasa
En tus ojos, bellisima Violante,
Olvida lo advertido por lo amante;
Y así, culpa tus ojos,
Pues ellos causa son de tus enojos.
VIOLANTE.

Si, mas no es maravilla que lo sienta; Que una afrenta temida ya es afrenta, Y es cosa natural quejarse el labio Cuando al respeto se atrevió el agravio.

PRÍNCIPE.

Violante mia , para estar hermosa ,
Està siempre enojada , està quejosa ;
Mas, pues mi amor no te ha ofendido en
[nada,

Ní quejosa te muestres ni enojada;

Ruégaselo tú , Elvira ; ; Qué hermosas flechas de sus ojos tira ! Hablad todos por mí:

ELVIR

Pues ¿ cómo , prima,
Del Príncipe el amor tu amor no estima?
Él te sigue , él te adora, él te pretende,
Y si quien ama , claro está , no ofende,
No es razon que á tratarle mal te obli-

El ver que te pretende, adora y sigue. (Ap. Mas ¿ qué me admira todo le que Si lo mismo le pasa á mi deseo [veo, Con Cárlos, que, olvidado. No entiende ni agradece mi cuidado, Cuando el alma lo llora, Su iugenio estima y su presencia adora?

FINEA.

Elvira dice bien : el rigor deja , No pagues un amor con una queja.

TRISTAN.

Entrambas dicen bien, y yo lo digo, Del amor de su alteza buen testigo; Pues viéndole, Violante, Tan fino y tan amante. Mil veces me ha pesado De haber sido barbado; [re Porque, åser yo la dama porquien mue(Tanto su pena el corazon me hiere), Yo me hubiera rendido, Como suelen decir, à buen partido, Aunque despues, por este atrevimien-

Su padre me metiera en un convento.

VIOLANTE.

Confieso à vuestra alteza La lisonja que hace à mi belleza; Mas si mi padre està fuera de casa, y vuestra alteza por mi calle pasa, y à mi puerta se para su carroza, Pensarán que pretende y que no goza.

PRÍNCIPE.

Antes viéndome entrar públicamente, Dirán que te visito honestamente, Porque, á caber malicia en mi cuidado, Entrara mas cubierto y recatado.

VIOLANTE.

¿ Y cuándo tan de parte de la dama El vulgo está, que vuelve por su fama? No hay deshonra mas cierta [ta; Que el coche de un señor en una puer-Ven que en palacio está mi hermano y [padre, Ven que há seis años que murió mi pa-

[dre, Ven que à caballo por mi calle pasa, Y ven que entra en mi casa, Porque ven la carroza,

Porque ven la carroza, Vuestra alteza galan, Violante moza , El honor melindroso, Poca mi dicha el vulgo malicioso,

Vos señor, yo mujer; ; noes cosa clara Que piensen todos lo que yo pensara ? PRÍNCIPE.

Si fuera yo bien visto de tus ojos, Tú misma disculparas tus enojos; Mas como de ellos soy aborrecido, Temes tu honor por disfrazar tu olvido.

VIOLANTE. [ro,
Tiene razon, porque à mi hermano adoSi bien con el decoro
Que les debo à mi sangre y à mi estado,
Y como tengo el pecho embarazado,
A nadie quiero bien, à nadie veo;
Y así, no estimo aqueste ni otro empleo.

Ya en tu rigor parece demasía,

Violante, la porfía; [sa, Si estás querida porque fuiste hermo-Muestra que eres majer en ser piadosa, Cortés, cuando no amante, Puedes hablar al Principe, Violante.

VIOLANTE.

Dame el verle disgusto, Y tengo puesto en otra parte el gusto; ¿ Y quieres, prima mia, Que tenga yo un pesar por cortesia?

Si porque estoy delante te recatas, Y el favor le dilatas, A dejaros mas solos me resuelvo; Adios, Príncipe, — Prima, luego vuelvo. (Vase.)

VIOLANTE.

Prima, adóndete vas ? Aguarda, mira. TBISTAN.

Es un alma de Dios la doña Elvira.

Váyase vuestra alteza; Que si viene mi padre...

PRÍNCIPE.

VIOLANTE. Si Cárlos viene...

PRÍNCIPE.

Deja esos cuidados A Tristan y á Finea.

VIOLANTE.

Son criados.

TRISTAN.

Si vuestra alteza de los dos se fia, No hay qué hablar, no diré esta boca es FINEA. [mia.

¿Y quién mejor que yo sabrá encubrillo? (Ap. Ya deseo sabello por decillo.)

TRISTAN.

Lindo oficio he tomado, dél espero Obispar por la parte del sombrero; Pero dime. Finea; tú, que sabes Mucho mas destas cosas...

FINEA.

No me alabes; Ponte un tanto, Tristan, ó calla ó véte. TRISTAN.

¿ Es esto lo que llaman alcahuete?

Si, Tristan; mas ¿por qué lo has pre-TRISTAN.

Dicenme que es oficio aprovechado.

De todo tiene.

TRISTAN.
El nombre es desabrido.
FINEA.

L lámate cobertor, que es mas polido. TRISTAN.

Si el nombre me confirmas, embustera, Yo seré cobertor, tú cobertera.

Mas ; ay de mí! ¿qué dices?

TRISTAN.

Carlos viene.

Violante. Vávase V uestra alteza.

PRINCIPE.
No conviene.

Ni esconderme ni irme.

VIOLANTE.

Señor, eso es perderme y destruirme; Si os ven aqui, yo he de tener la culpa. PRÍNCIPE.
Dejameá mí, Violante, la disculpa.

Sale CARLOS.

CÁRLOS. ¿Vuestra alteza en mi casa? principe.

Si , Cárlos ; llega , pasa Adelante , los brazos darte quiero ; Soy pretendiente, y á tu padre espero.

GÁRLOS. [cosa ¿ Vuestra alteza pretende? Pues ¿hay A su real poder dificultosa? PRÍNCIPE.

Viviendo el Rey, es ya razon de estado Que pueda mas que el Principe el pri-

One el Principe, por mozo ú divertido, Nunca con los despachos se ha metido; Y aunque á su Majestad hablar pudiera, Y sé que al punto lo que pido hiciera. Hablar con vuestro padre es mas corduque en fin somos amigos. [ra,

CARLOS.

Soy tu hechura.

Pretende Ludovico cierta plaza.

CÁRLOS. [fraza.] Yalo he sabido. (Ap. Bien su amor disprincipe.

Y quiero, porque á gusto le suceda, Que Conrado haga en esto cuanto puecántos. [da.

Yo mismo, y por él mesmo, en este pun-Acabo de pedirle; mas pregunto, [to Claro está, ¿ no bastara. Señor, que vuestra alteza lo mandara, Sin venir en persona?

PRÍNCIPE

Quise ver á Violante, que imagino Que tambien su favor es de provecho. CÁRLOS.

Dadlo, Señor, con tal favor, por hecho.
PRÍNCIPE.

Llevadme hoy à palacio la respuesta.

Saldrà como pedis; porque, si cuesta Ruego á una dama, á vos una visita, ¿ Quién habrá que la plaza le compita?

PRINCIPE. [gentileza! Violante, adios. (Ap. ¡Qué hermosa VIOLANTE.

Mil años guarde Dios à vuestra alteza.

PRINCIPE.

Interceded conmigo, Que es Ludovico mi mayor amigo; Adios, Cárlos, no pases adelante.

Naci para serviros.

PRÍNCIPE. (Ap.) ; Ay Violante! Si en ser ingrata tu deidad te empeña,

aprende à amar, ó à aborrecer me (Vase.)

TRISTAN.

CÁRLOS.

Oye, Violante.

No es posible ser necio y ser amante.

câncos.

Y dime con verdad lo que hay en esto.

VIOLANTE.

Descolorido, sin razon, te has puesto.
FINEA.

La gravedad con que mintió me admira.

TRISTAN.

A los dos nos quitó aquella mentira.

FINEA. [do. Mas yo pienso que Gárlos lo ha entendi-TRISTAN.

Es hermano con humos de marido; Pero, si quieres, vámonos, Finea, En tanto que, bañados en jalea De locas fantasias, Que llaman por alla filoterias, Como locos orates, Un hartazgo se dan de disparates.

FINEA.

Por eso nuestro amor es mas casero.

Y es lo seguro, á fe de caballero. (Vanse Finea y Tristan.)

CARLOS. Dos modos de desconsuelos, Dos diferencias de amores, Dos linajes de temores Dos maneras de desvelos Y dos géneros de celos, Que son de amor y de honor, Padece a un tiempo mi amor, Siendo los dos en su esfera Tan mayores, que cualquiera Pudiera ser el mayor. En un punto, en un instante, Como dos te considero; Si como hermana, me muero, Y tambien si como amante; De suerte, hermosa Violante, Que como va mi fortuna No se habra visto ninguna Pues quiere ó permite Dios Que me mates como dos Y me quieras como una. Todo me hiela y me enciende, Y todo, por tu hermosura, La voluntad me aventura Y la sangre me defiende. El Principe te pretende, Su gusto es ley en el suelo, Y yo (; fuerte desconsuelo!), Ya tu amante, ya tu bermano, Sin poderme ir à la mano, Te idolatro como al cielo. Porque, aunque la sangre impida Lo que unir supo una estrella, Luego que naciste bella Te obligaste à ser querida; Y si es ley establecida Que te quiera, pues te asisto, En vano à mi amor resisto, Porque ya no puede ser Vivir sin volverte à ver Ni dejar de haberte visto. Yo he de amar sin merecer Que, aunque procuro obligar, Quiero para no alcanzar. Que alcanzar fuera ofender; Querer por solo querer Es mi venturosa suerte , Pues cuando ella nos concierte Y la sangre nos aparte, Ya que no puedo alcanzarte, Sé que no puedo perderte.

Tan tierna de haber notado Tu amor, Cárlos, me has tenido, Tan loca de haberte oido Entre mi me he contemplado, Y en fin, tau atenta he estado A fu aficion verdadera, Que cuando amor considera Lobien sentido que está, Desde ahora te quisiera ya ,
Desde ahora te quisiera .
Cuanto al Principe , no sé
Mas , Cárlos , de que aqui entró ;
Si su amor me declaró , Como no decirle fué, Pues no importa que él me dé Pues no importa que el me de El alma, si el alma, absorta En tu amor, su amor reporta; Pero volvamos, Señor, A tratar de nuestro amor, Que es lo que mas nos importa. Yo te adoro, Cárlos mio, Con amor tan cortesano. Que á un tiempo galan y hermano Te imagina el albedrío; Y si hermano te desvio Por algun amor grosero. Galan y hermano te quiero Con un deseo tan puro, Que en lo mucho que aventuro, Digo lo poco que espero. Amar para merecer, Fuera querer obligar, Y amar por saber amar, Industria pudiera ser; Pero querer por querer Es virtuoso ejercicio; Ara soy, no sacrificio: Que es torpe solicitud Profanar una virtud Por adelantar un vicio. Mi amor todo es pensamiento, Pues soy (en razon lo fundo) La primer mujer del mundo Que no procura su aumento; Y tal estoy, que aun no siento Ver sin lograr mi cuidado, Porque pudiera logrado Quedarse desvanecido, por no verle perdido, No quiero verle gozado. Cuanto permitan los ojos , Dicha de los dos será; Que el perfecto amor está En la fe, no en los despojos. Sin celos y sin enojos Será amistad nuestro trato, Pues no ha de dar el recato Ocasion considerable, A mi para ser mudable , Ni à ti para ser ingrato.

Y si el Principe, constante, Asiste firme en su amor?

VIOLANTE. Serà mas firme mi honor.

CARLOS.

Diamante labra diamante.

VIOLANTE.

¿ Celos, Cárlos?

No , Violante;

Miedos de perderte st.

VIOLANTE.

¿Cómo perderme?

CÁBLOS.

(Ap. ; Ay de mi!) Siendo el Principe tu esposo.

VIOLANTE.

Principe mas poderoso Eres, Cárlos, para mi.

CARLOS.

Yo no te he de merecer, Ni le puedo competir. CARLOS.

Yo me sabré resistir.

CARLOS.

Es muy grande su poder.

VIOLANTE.

No hay poder como querer.

CÁRLOS,

Ay de mi, que son quimeras Nuestras quejas verdaderas!

VIOLANTE.

¡Ay, que es mi esperanza vana!

; Ah , si no fueras mi hermana !

Ah, si mi hermano no fueras!

# JORNADA SEGUNDA.

Salen LUDOVICO URSINO, OCTAVIA-NO y dos soldados, dándole unos memoriales á CÁRLOS y TRISTAN.

LUDOVICO.

Ya sale Cárlos.

Qué bien

Oye á todos!

TRISTAN.
Plaza aqui.
SOLDADO 1.º

A su majestad servi Desde pequeño.

Està bien;

A mi cuenta está el honrarle, Señor soldado.

Esta vea

Vuecelencia.

CÁRLOS.

Déme, y crea Que muy presto he de premiarle.

SOLDADO 2.0

Fabricio, alcaide que ha sido Cuarenta años en Palermo, Es mi padre, y está enfermo, Viejo y pobre. Hanle pedido A su majestad provea Esta plaza en Ludovico; A vuecelencia suplico Piadoso mi causa vea, Y pues con aprobacion Ha servido...

> Créolo asi. soldado 2.º

Suplico se me dé á mi La futura sucesion.

Conozco su calidad , Y tengo alguna noticia Del caso; de su justicia Hablaré á su majestad.

SOLDADO 2.º Guarde el cielo á vuecelencia Muchos años para honor De Sicilia. (Ap. ; Qué va'or, Qué cordura y qué prudencia!)

TRISTAN.

Por si cansado te sientes ,
Que es fuerza que estés cansado
De haber, Señor, escuchado

Quejas de mil pretendientes, Cuya afectada malícia Tanto en su abono previene, Que nadie justicia tiene, Y todos tienen justicia; Toma aqueste memorial, Y despáchale al instante.

Pues ¿ de quién es?

De Violante.

Rebujita de cristal, Idolo de plata y nieve, Brinco de mariil, sudor Del alba, almidon de flor, Perla mucha en concha breve De aquel bello paraiso. Caya frota singular Te es preciso el desear, Y el no comer te es preciso; Desta con quien te da un como Amor, pues te pone, en suma, A tus deseos de pluma Impedimentos de plomo; Deste duende que te irrita, Que te huye y que te toca, Pues que su sangre revoca Lo que su belleza incita; Desta en quien es la belleza Disculpa de tantos yerros, Y es echar por esos cerros De Ubeda y de Baeza; Desta, en fin, con quien se allana Tu obstinado parecer, Y la quisieras mujer, Pues no la quieres hermana. Desta...

CÍRLOS. Buena la has tomado; ¿ Piensas acabar?

TRISTAN.

Yo no, Porque no he de acabar yo Lo que tú no has empezado; Mas toma el papel.

CÁRLOS.

Tristan, Con él me consolaré.

TRISTAN.

Pues no le leas.

¿Por qué?

Porque aguardandote están , Y que nos oigan es justo.

CARLOS.

Acudo , pues es razon , Ahora á la obligacion ; Que tiempo habrá para el gusto.

Sale EL REY.

Desde esta parte escondido, y sin que Cárlos me vea.
Salgo, por ver cómo emplea Experiencias de valido.
Dando está audiencia; esta es La prueha mas principal De un político caudal.
Pues ya grave, ya cortés, ya enojado, ya prudente, ya apacible, ya severo, ya blando, ya justiciero, ya cruel y ya clemente.
Yendo por diversos modos, Uno solo al parecer, Muchos hombres ha de ser Para contentar à todos;

En lo que Cárlos responde, Veré el talento que alcanza, Para ver si la privanza Al mérito corresponde.

Sale LUDOVICO.

Vo soy Ludovico Ursino,
Por quien habló vuecelencia
A su padre en la alcaidia
De Palermo; mi nobleza
Los servicios de mi padre.
Y mi calidad es cierta;
Dos años há que Fabricio
Gajes y provechos lleva
Desta plaza, y no la sirve;
Yo la pretendo, y su alteza
Lo desea como yo;
lloy pende de vuecelencia
Este negocio, y espero,
Pues por mi á su padre ruega,
Que por si me haga merced;
Aqui mis servicios lea.

CARLOS.

(Dale un memorial.)

Señor Ludovico Ursino, Yo pedi (bien se me acuerda) Esta merced à mi padre, Y entonces, porque saliera, Pagara yo las albricias A quien me diera las nuevas. Cuando le pedi à mi padre , No miré si era ó no era La merced justificada Y la pretension honesta; Que entonces no me tocaban À mi aquestas diligencias. Lo que entonces me tocó Fué el pedirle; y el que ruega , Propone , que no resuelve; Informa, que no sentencia.
Mas hoy, que su majestad
Asegura su conciencia
En la mia, y me remite
Sus causes, que las vea Sus causas, que las vea, Debo mirar con cuidado Los servicios que se premian Las mercedes que se hacen Y las plazas que se niegan. Nadie se que je de mí; Juzgue ahora, si se viera, Despues deservir al Rey Cuarenta años en la guerra, Que por estar impedido, Viejo, cansado y sin fuerzas , Del oficio que sirvió Le quitaba el Rey la renta . Qué hiciera de exclamaciones qué tuviera de quejas! Pues ; por qué no hará Fabricio Lo que Ludovico biciera? Lo que Ludovico biciera? Y asi , aunque pedi á mi padre Esta merced, y á su alteza Ofrecí tambien servirle, Ha de advertir que alli era Abogado, aqui soy juez, Y con razones diversas, Alli abonaba servicios. Aqui examino evidencias: Alli informo, aqui sentencio. Juzgue, pues, la diferencia Del amigo que le abona Al privado que gobierna. Y pues no tiene justicia, Esta plaza no pretenda, Porque no se la he de dar; Que aunque darsela quisiera . No me ha dado el Rey poder Para hacer cosas mal hechas.

LUDOVICO, (Ap.)

Corrido voy.

(Vane.)

#### COMO PADRE Y COMO REV.

REY (Ap.) Qué valor! Todo cuanto dice acierta: Notablemente está en todo; El alma en verle se alegra. Dios te libre, Dios te guarde, Cárlos, hijo, y yo te vea Muy dichoso ; mucho hago En no salir alla fuera, Y darle des mil abrazos ; Mas disimular es fuerza.

#### Sale OCTAVIANO.

OCTAVIANO.

Temblando llego.

TRISTAN.

Jesus Quién pensara, quién dijera Que quien solo tenia voto En jaeces y libreas, A dos dias de privanza...

Calla

CARLOS. TRISTAN.

Callo.

OCTAVIANO. Octavio llega A tus piés, como à sagrado De piedad y de clemencia; Tengo á mi hermano en la cárcel Por una muerte bien hecha, Si es disculpa de un delito La venganza de una afrenta; Y el juez tan apasionado Está, que temer es fuerza De su enojo y su pasion Una terrible sentencia; A su majestad suplico. Primero que se resuelva La causa, nombre otro juez Que mas piadoso proceda; Este memorial de todo ( Informará á vuecelencia. (Dale otro.)

CARLOS ¿ De suerte, señor Octavio, Que quitar su bermano intenta Al juez que lo es desta causa, El conocimiento della . Porque dice que severo O apasionado se muestra? Hablar á su majestad, Si es esto lo que desea Su hermano, yo se lo ofrezco; Pero primero le advierta Que en nada tiene justicia, Ni es posible que el Rey quiera Al juez que una vez nombró, Impedirle que lo sea; Bueno es que lo haya elegido Para que la causa vea, Y que la jurisdiccion Que solo á su arbitrio deja , Y el Rey mismo le señala, El Rey mismo la suspenda. El juez. Octavio, ha de ser Juez, sin tener dependencia Mas que de Dios y de sf. Y del Rey, que es quien la aprueba; Y así , la sentencia aguarde Y asi, la sentencia aguarde
Del juez de la causa, y de ella;
Si no fuere justa, apele
A otro tribunal, y sepa
Que tengo por mas castigo,
Y aun no se si por afrenta;
De un ministro, revocarle;
Que impedirle una sentencia; Que el que la recusa arguye La pasion que à todos ciega, Y el que sus autos revoca,

De ignorante le condena.

Juzgue, paes, cuál quedará Mas vençado de sus letras, El que le excusa un error, O el que despues se le enmienda.

OCTAVIANO. Contento y desengañado Voy en mi causa, y si en ella Condenaren à mi hermano, Apelaré à vuecelencia.

REV. (Ap.) Hay ingenio tan divino! Qué mas hiciera si hubiera Toda su vida estudiado La politica experiencia? Estoy por llamarle bijo En pago de la respuesta. TRISTAN.

Solos babemos quedado.

CARLOS.

Pues Tristan, ¿ qué quieres? TRISTAN.

Deja

Que bese tus piés mil veces, Que bese us pies mil veces, Honra de la patria muestra; ¿Esto encubierto tenias? Vive Dios, que fue una bestia El Maquiavelo contigo, Justo Lisipo una dueña, Casiodoro hace vainicas. Y el Lucardino muñecas: El gobernador cristiano Eres, y en tu competencia, Son coplas del Perro de Alba Los comentarios de César; Mas dejemos disparates, Y suplicote que leas El papel de mi señora.

CARLOS. En aquesta faltriquera Le puse; ya le he topado.

TRISTAN ¡Oh lo que habrá de jaleas, De alfeñicadas ternoras Y amorosas panetelas!

REY. (Ap.) Amor, ya no puedo mas , Salgamos à que nos vea; Que me renira mi pecho Si no le gozo mas cerca.

Quiere leer Carlos, y sale EL REY, y mete el billete entre los memoriales.

CARLOS.

TRISTAN.

El Rey.

CARLOS. (Ap.) Disimula. TRISTAN.

(Ap. En notable ocasion Hega.) Ese papel escondias? Buenas albricias me cuesta. RET.

¿Carlos?

CARLOS.

Gran Señor.

Qué haces?

Acabo de dar audiencia,

Y estaba pasando ahora Los memoriales que quedan.

TRISTAN.

Consultábalos conmigo, Porque mi voto le diera Que en esto de memoriales

Tengo notable agudeza, Y estábamos en el sexto.

CARLOS. REY.

Una silla me llega. Véte ahora.

TRISTAN. Ya me voy; Mas no me voy, que me echan. ; Válgame Dios! ¿qué querra El Rey à Cárlos? Paciencia, Que no lo puedo saber, Porque no quiso el poeta Que en este lance el lacayo Mezclase burlas con veras (Ap. Debe de ser este el paso

Mas fuerte de la comedia.) REV.

Siéntate, Carlos.

CARLOS. Senor ...

REY. Siéntate y cúbrete.

CÁRLOS.

Es ley Mi obediencia; eres mi rey.

BEY. Y yo tu amigo mayor. ¿Cómo te va de privado? De audiencias ¿cómo te va?

CÁNLOS.

La dificultad està En haberlas comenzado; Lo mas ha sido emprendellas, Porque tú me persuades , Mas ya las dificultades Me enseñan á salir dellas.

Dices, Cárlos, cuerdamente; Mas dejando esto à una parte, Yo vengo à consultarte, Como amigo y confidente Un caso, en que me has de dar Tu parecer, y dél fio El acierto.

El caudal mio No es hastante à aconsejar ; Mas, aunque despues me arguya Mi ignorancia lo que soy, Pues tú gustas, aqui estoy.

BEY. Pues oye, por vida tuya Yo tengo un hijo heredero, Que es el Principe, y tambien Otro natural, á quien, Por causas que callar quiero, En secreto le he criado ; Yo le quiero descubrir Mas tambien quiero cumplir Con los que lo han ignorado; Con el Principe, que puede Con el Principe, que puede Llevarlo con impaciencia, Pues juzgó suya mi herencia, Y halla otro mas que me herede; Con mi amor, porque es mi hijo, Y le quiero como a tal, Y le quiero como a tal,
Como mi hijo natural,
Pues me atormento y me aflijo
Cuando, en cualquiera ocasion
Que se me pone delante,
Muestro de rey el semblante,
Y es de padre el corazon; Y ast, por cumplir con todo, Con él, conmigo y con Dios, Busquemos entre los dos Un medio, una traza, un modo Con que yo logre este intento,

El Principe esté obligado, El pueblo desengañado, Dios servido y él contento.

No sé si aciertas , Señor , En fiar esto de mí.

REY.

Pues yo te he elegido á ti, Debes de ser el mejor ; Yo sé, Cárlos , lo que puedo Fiar de ti; este papel Te dirà en relacion fiel El caso.

(Para tomar el papel, deja los otros en el bufete.)

CARLOS.

Obligado quedo A lo que me favoreces.

Tu Rey, tu deudo y tu amigo Soy; y si mucho te obligo, Mucho mas, Cárlos, mereces.

CÁBLOS.

Yo leo.

Pues yo entre tanto, Para que estemos iguales, Pasare estos memoriales.

Espera, Señor. (Ap.; Oh cuánto Erré en juntar el papel De Violante à los demás!)

Turbado, Cárlos, estás, ¿Qué tienes !

CARLOS: (Ap.) : Suerte cruel!

REY.

Habla.

CARLOS.

(Ap. ; Notable pesnr!) Señor, pues que me has fiado, Como á tu amigo y privado, El oir y el consultar, No te canses en leer Memoriales importunos, Pues puede ser que haya algunos (Como suele acontecer) Poco cuerdos, y serán Ocasion de que te enojes, Y enojado, los arrojes, Y de mi se quejarán, Pues me los dieron a mi.

Partamos obligaciones; Que en las mismas que me pones Quiero yo ponerte á ti. Y pues libro en tu cuidado El peso de mi corona, A mirar por lu persona Estoy tambien obligado; Lee tu mientras yo leo, Y así podrémos saber, Yo lo que has de responder, Y tú lo que yo deseo.

CÁRLOS.

No te canses.

REY. No se cansa El Rey , Cárlos. Mal dijiste , Porque solo cuando asiste A sus deberes, descansa.

(Lee.) «Ludovico Ursino pide la pla-»za de alcaide de Palermo, que tiene »Fabricio, y há dos años que no la »sirve por sus achaques.» Deste oficio le despide,

Y dile que no conviene Quitársele á quien le tiene , Para darle á quien le pide.

Lo mismo le respondí A Ludovico.

Está bien; Y si obras , Cárlos , tan bien , No me has menester à mi.

(Lec.) « Lisarda, vinda de Vicencio »Pazo, principal y pobre, tiene una »escritura contra Alejandro Cesarino, »y por ser ministro de justicia, no bay »otro que le quiera ejecutar; por ella ȇ vuecelencia suplica dé órden para »que no le valga la inmunidad de serlo »para no hacerla.»

Sépase quien no ha querido, Por su oficio ó por su nombre, Ejecutar á ese hombre; Y en habiéndolo sabido, Obliguesele à pagar La escritura ; que despues El mismo, por su interés, La procurará cobrar.

CARLOS

Será muy discreto estilo, Y así lo díjera yo; Mas no leas mas.

¿Por qué no? CARLOS.

(Ap. El alma tengo en un hilo.) Porque todos son así. (Ap. Si le topa, muerto soy.)

En leyendo este me voy.

CARLOS. (Ap.) ¡Qué desdichado nací!

REY.

(Lee.) «Cárlos mio, mas ha podido el »amor para unir nuestras voluntades, »que la sangre para dividir nuestros »déseos; la fortuna está de buen sem-»blante con los dos, pues dispone que »seas mio; y lo demás sabrás en mis »brazos, si el placer de conocer mi » dicha no me mata antes que te vea.— » Tu Violante.»

CARLOS.

¿Violante á mi desa suerte? No sé cómo puede ser.

Pues vuélvele tů á leer, Si quieres satisfacerte. CÁBLOS.

Ay de mí! dame la muerte.

BEY. (Ap.) Conrado le ha descubierto A Violante (aquesto es cierto) Todo el suceso pasado. Mal el secreto ha guardado, Mal ha cumplido el concierto; Pero sabralo de mi De manera que le pese.

CARLOS. (Ap.)

Que Violante me escribiese En esta ocasion así! No lo creo aunque lo vi.

REY. (Ap. El lo ha dicho (es evidencia) Para poder (¡qué imprudencia!) Casarlos.)¡Cárlos? CÁRLOS.

Señor.

REV. (Ap. Aqui es menester valor, Aquí es menester prudencia.) ¿ Y por esto me impedias Que no viese los demás? CÁRLOS.

Yo ... Si tú ... Porque jamás ...

REY. No te turbes.

CARLOS.

Si confias ... REY.

Bien en negármelo hacias . Pues de suerte me ha ofendido . Que, avergonzado y corrido, Te diera todo mi estado Por no haberlo imaginado Despues de haberlo leido. ¿Posible es que tus antojos, Al pensar caso tan feo. No dieron muerte al deseo Entre la lengua y los ojos?
Pues di , Cárlos , ¿qué despojos
O qué esperanza te da
Tu amor , que à perderte va ,
Cuando con muda tristeza Toda la naturaleza Murmurando te lo está? Tu locura y tu imprudencia Con esto me han declarado Que no rige bien mi estado Quien rige mal su conciencia. De despreciar mi advertencia, Cuando á virtud te provoco. Nace el ser con Dios tan loco. Que es voz que del cielo escucho; Que no estima á Dios en mucho Quien tiene á su rey en poco. lucz soy desta causa aqui, Y hallo que tan grave ha sido, Que con ella has ofendido A tu padre, à Dios y à mi. Mas, pues yo no puedo en ti . Aunque á ser juez me acomodo, lengar tres culpas de un modo. Ninguna quede vengada; Que no he de castigar nada, Pues no lo castigo todo. De tres culpas, tres perdones A un tiempo tengo de darte . Para poder enseñarte A corregir tus pasiones Huye, pues, las ocasiones De empeñar la voluntad; Que, si en fe de miamistad, Mas tu obstinacion porfia, No sé si para otro dia Me habra quedado piedad. Y aunque para corregirte Fuera razon apartarte De mi privanza, enseñarte Importa mas que reñirte. CARLOS

No es posible que à servirte Acierte, Señor, jamás; Y así, en mi casa de hoy mas...

· REY. Si teniendo ocupaciones, Son tan tuyas tus pasiones,
Son tan tuyas tus pasiones,
No teniéndolas, ¿qué haras?
Y así . de hoy en adelante,
Pues à todas horas puedes,
Me has de asistir, sin que quedes
Desocupado un instante.

GÁRLOS. Tu hechura soy. (Ap. ¡Ay Violante!) REY.

¿Qué dices ?

CÁRLOS. Que no es castigo.

BEY. Vén conmigo.

CARLOS Ya te sigo, Porque en mi tu gusto es ley.

BEY. Tu amigo soy y tu rey; No me hagas tu enemigo. (Vanse.)

## Salen VIOLANTE Y ELVIRA.

VIOLANTE.

No estoy en mi, de placer.

ELVIRA.

En fin , ¿Cárlos no es tu bermano ?

VIOLANTE.

Hoy be de darle la mano, Hoy mi marido ha de ser.

ELVIRA.

(Ap. Y hoy tambien moriré yo.) Y di, ¿cómo lo has sabido? VIOLANTE

El cielo , de enternecido , Sin duda lo descubrió. Mi padre se dejó ayer, Por descuido (amor lo sabe), De su escritorio la llave; Y yo, en fin , como mujer , El tal escritorio abri , Y tirando una gabeta, Que aun era la mas secreta, Dos cartas entre otras vi, Cuyo cuidado y aseo Patentes indicios daba Del misterio que encerraba; Abrilas con el deseo De saber, y no fué en vano
El abrillas y el leellas,
Pues he visto, prima, en ellas
Que no es Cárlos, no, mi hermano.
No es Cárlos mi hermano, prima; De mayor linaje viene. Padre mas honrado tiene, Mas noble sangre le anima; Hijo es del Rey, yo lo fio, Y de las cartas lo arguyo.

ELVIRA.

¿ Qué dices?

VIOLANTE. Como hijo suyo Le ha criado el padre mio, Y el Rey se le encomendó; Asi en las cartas lo dice. Hay fortuna mas felice! Dichosa mil veces yo. Muchas veces, prima mia, Decirte mi amor pensaba , Y tantas no me dejaba Y tantas no me dejaba
La vergüenza que tenia;
Mas, ya que están abonados
Mis imposibles empleos,
Oye, prima, mis deseos,
Sabe, prima, mis cuidados,
Celebra tú mi alegria
Y dame mil parabienes,
Pues me quieres bien, y tienes
Parte en la ventura mia.
Oné bien se ventura mia. Qué bien se ve en lu alborozo en tu atencion la alegria, Y aun la mía, prima mía! Pues es tan grande mi gozo, Que cuando haberlo sabido No me hubiera aprovechado, Mas que de haberlo contado, Sobrada ventura ha sido.

ELVIRA. (Ap.) Desta causa procedia En Cárlos el no atender A mi cuidado, y no hacer

Caso de la pena mia. No me bastaban (¡ay cielos!) Para turbar mis sentidos Darme celos presumidos, Sino averiguados celos? ¿ Unas penas y otras penas? Si matarme, amor, querias, ¿ No bastaban penas mias, Sino venturas ajenas? ¿ Podré encubrir mis desvelos? Podré callar mi dolor? Que sí, responde el honor; Y que no, dicen los celos; Porque tal me vengo á ver, De desesperada y loca, Que cuando calle la boca, Los ojos no han de poder.

VIOLANTE. Parece que lo has dudado O lo tienes por mentira. ¿Qué te suspendes , Elvira?

No te dé, prima, cuidado; Quiero bien, como tú quieres, como en esta jornada, Cuando mas desesperada, Te dice el amor que esperes, Hallo, mirándome en tí Que amor tiene por mil modos Esperanzas para todos , Y le faltan para mi.

VIOLANTE.

Y yo saber no podria A quien amas?

Si . Violante; Bien conocido es mi amante.

VIOLANTE. Y ¿quien es, por vida mía?

Tu bermano.

VIOLANTE. ¿ Cárlos? ELVIRA.

ELVIRA.

Despues Te contaré à quién elige Mi amor, aunque ya lo dije, Pues dije que Cárlos es. (Vase.)

VIOLANTE.

Carlos?

Sale CARLOS.

CARLOS. ¿Violante? VIOLANTE.

No mas De Violante, y tan severo! Bien pagas lo que te quiero, Buenas albricias me das De las vivas esperanzas Que tu perdidas tuviste; Cánsote, ya vienes triste; ¿Pésate de que hoy alcances Lo que deseaste ayer? Al cielo turbado miras entre ti mismo suspiras? Y entre ti mismo suspiras?
Pues ¿ qué fué? qué pudo ser?
¿ Casarte tu padre (; ay cielos!)
Con dama de mas quilates?
No me aflijas, no me mates,
¿ Vienes malo? ¿ tienes celos?
¿ Hate parecido engaño
Mi papel? Habla, Señor,
Y no muera de un temor,
Pudiendo de un descoração Pudiendo de un desengaño.

Tan mudo estoy (¡ay de mi!), Tan suspenso y admirado,

Que pienso que lo he soñado. ¿ Yo puedo alcanzarte?

VIOLANTE.

Si, Cárlos; ¿qué dudas? CARLOS.

¿ Yo? (Ap. ¡Hay mujer tan inhumana!)

VIOLANTE. Que no soy, Cárlos, tu hermana.

CARLOS. ¿Que no eres mi hermana? VIOLANTE.

CARLOS Vuelve, por Dios, vuelve en ti Del furor que te provoca.

VIOLANTE. Cárlos, no me vuelvas loca; Escucha, y sabráslo.

### Sale ELVIRA.

ELVIRA. (Ap.) Mal sosiega quien se abrasa; ¿ Quién duda que ya Violante A su hermano ó á su amante A su nermano o a su aman Habrá dicho lo que pasa? Mas, para que sus deseos No logren dichas mayores, Pues no pude sus amores, Impediré sus empleos. Celosa estoy y ofendida , Pero yo me vengaré , Y á su padre le diré Lo que importa que le impida. El caso diré à Conrado, Para que, pues es discreto, Mire cuál está el secreto Que le tiene el Rey fiado. Ah, traidores! Ah, enemigos! VIOLANTE.

Sale CONRADO.

CONBADO. Pues, sobrina, ¿dónde vas? ELVIIIA.

Dos que se quieren tan bien

No habrán menester testigos.

Elvira, el paso deten.

A buscarte.

CONRADO. ¿ Y à qué efeto ? ELVIRA.

A decirte un gran secreto ; Vén conmigo y lo sabrás. CONRADO. (Ap.)

Por si acaso en algo toca De lo que el Rey me ha reñido, Iré à saber lo que ba sido. ELVIRA.

Los celos me llevan loca.

(Vanse Conrado y Elvira.) CARLOS.

Qué tiene Elvira, Violante, Oue va triste?

VIOLANTE. Anda estos dias Con ciertas melancolias.

CARLOS

Debe de amar.

VIOLANTE. No te espante Que ame Elvira y que sea amada; Porque vivir sin amar, Vida se puede llamar, Pero vida descuidada. Mas, volviendo à nuestro amor, ¿ Qué dices deste suceso?

Que me ha de quitar el seso El gusto. ¿ Que sin temor Llamarte mi esposa puedo,

Y logrante?

VIOLANTE.

Gárlos, sí;
Yo por mís ojos lo ví,
Quererme puedes sín miedo;
Del Rey eres (¡qué alegría!)
Hijo.; Ay cielos, Toca estoy!
CARLOS. (Ap.)

Sin dada que el hijo soy Que hoy me dijo que tenia, VIOLANTE.

Mas no por esta mudanza Has de olvidarme, inconstante.

Mal te olvidară, Violante, Quien te amó sin esperanza. VIOLANTE.

¡ Qué ventura!

¡Qué placer!

Tuyo soy, prodigio hermoso.

¡Que al fin has de ser mi esposo!

Que al fin mi esposa has de ser!

Y si el Rey quiere casarte Con otra?

No querré yo. ¿Querrastú al Principe?

VIOLANTE.

Que no hay dicha sinamarte.

¿ Quién mereció tal belleza?

VIOLANTE.

¿ Quién mereció tal favor?

Albricias, cobarde amor.

Albricias , noble firmeza: CARLOS.

Ya es placer todo el pesar.

Ya el pesar es alegría.

; Violante puede ser mia!

VIOLANTE.

Pues confirme nuestros lazos Nuestro amor.

Grande ventura!

Qué fe no estará segura En el cielo de tus brazos?

Mi padre.

Estando abrazados, sale CONRADO.

CONRADO. Verdad ha sido... VIOLANTE

Perdida estoy.

Yo turbado.

Lo que Elvira me ha contado Y lo que el Rey me ha reñido.— ¿Violante?

VIOLANTE. (Ap.) No acierto á hablar.

¿Cárlos?

CÁRLOS. ¿Señor?

CONRADO.

No os turbeis;
¿Qué importa que os abraceis?
Bien os podeis abrazar;
Que vuestra sangre es fianza
De cualquiera demasia;
¿Mas que el abrazo seria
De albricias de la privanza
Del Rey? (Ap. Yo baré que mi error
Le enmiende el cuidado mio.)

VIOLANTE. (Ap.)

Ya voy cobrando mas brio. Cárlos. (Ap.)

Ya voy perdiendo el temor.

VIOLANTE, (Ap.)

No lo entendió.

No lo sabe,

Pues, Cárlos, ¿ cómo te va? Gran privado estarás ya.

CARLOS

Vuecelencia no me alabe A mi, sino à su deseo, Pues por él todo el favor Gozo del Rey, mi señor.

CONRADO.

¿Todo el favor? Yo lo creo; Pero con razon te estima, Y aun es fuerza en él. Cântos.

¿Por qué?

connano.

Porque siempre que te ve Se acuerda, y aun se lastima, De unas memorias pasadas, De quien eres impresion, Y hoy en su imaginacion No están del todo borradas. Quierete bien, no te espante.

VIOLANTE. (Ap.)
Y la causa yo la sé.

CARLOS. (Ap.)

Bien claramente se ve Que dijo verdad Violante.

CONBADO.

Tuviera ya de tu edad Un hijo (; ay triste!), que yo Crié (tanto conlió De mi secreto y lealtad), Cárlos tambien se llamaba; Mucho le llegué à querer. Yo cartas he de tener En que me lo encomendaba, Pues cuando se me murió Fué mucho quedar con vida, ¡ Válgame Dios, qué sentida Y qué tierna me escribió Otra carta! No quisiera Acordarme de la muerte De aquel ángel; mas la suerte No fué del todo severa, Cárlos, pues me deja à ti Y à Violante. Dios os guarde; Que, en lin, en vosotros arde La luz que se apaga en mi. cártos. (Ap.)

Es verdad lo que he escuchado!

¡Es verdad lo que le he oido!

¡Mi amor otra vez perdido!

VIOLANTE. (Ap.)

¡Mi amor otra vez burlado! CONRADO, (Ap.)

Mucho lo sienten!

CARLOS. (Ap.) Vo muero.

¡Aun no me atrevo à miralla! VIOLANTE. (Ap.)

Qué confusion!

CÁRLOS. (Ap.) ¡Qué batalla! VIOLANTE. (Ap.)

Qué pena!

Qué mal tan fiero!

Cárlos, el Rey ha fiado
El gobierno en tu prudencia;
Sírvele con asistencia,
Y asistele con cuidado,
Porque el favor que te hace
Le sepas tú merecer,
Y adios.—Véte á recoger,
Violante. (Ap. Su efecto hace
En los dos el desengaño.
Bien mi descuido enmendé;

En los dos el desengano. Bien mi descuido enmendé; Con esto al Rey le daré Satisfaccion de su engaño.)

Si pudiera quejarme (¡ay prenda mial) De tí, con justa causa me quejara.

(Vase)

VIOLANTE. [gañara ¿Quién, Cárlos, quién, Señor, no se en-Con la esperanza con que yo me via? Cárlos,

Quien presto espera, presto desconfia.

Si fuera dicha, amor me la ocultara.

¡Que tan poco el engaño nos durara!

Queno durara nuestro engaño un dia! cárlos.

Qué desdicha!

; Qué amor!

cárlos.

¡Qué triste historia!

VIOLANTE.

Ya, Cárlos, te perdi.

CARLOS.

¡Qué adversa suerte!

VIOLANTE.

Venció la sangre.

CARLOS.

¡Qué infeliz victoria!

VIOLANTE. Pensé lograr mi amor.

CARLOS

Qué mal tan fuerte!

VIOLANTE. Quise amar por amar ...

CARLOS.

¡ Qué dulce gloria!

VIOLANTE. Y matôme el amor.

CARLOS

Que injusta muerte!

Sale TRISTAN.

TRISTAN.

¡Ah Cárlos, ah señor mio, Ah mi señora Violante! ¿ Estoy seguro? ¿ Estáis solos? ¿ Fuése el viejo? ¿ Oyenos álguien?

WOLANTE.

Déjame, por Dios, Tristan; Que no estoy para donaires.

TRISTAN. Ni tu tampoco, Señor ?

CÁRLOS,

No me aflijas, no me mates; Que, segun estoy, haré Contigo algun disparate.

TRISTAN.

Pues yo os dejo enhorabuena ; Mas no llegueis á rogarme Despues que os diga un secreto De Elvira y de vuestro padre, Que abora se va, y os deja Hermanos de padre y madre, Cuando sé que no lo sois. (Ap. Ahora me pongo grave.)

VIOLANTE.

Vuelve, Tristan.

TRISTAN.

Déjame; Que no estoy para donaires.

CÁRLOS.

¿ Qué dices , Tristan? TRISTAN.

Que me dejes , no me enfades.

VIOLANTE. Dinoslo, Tristan, por Dios.

CÁRLOS.

Dilo presto, no te tardes.

TRISTAN. (Ap. No es malo que me lo rueguen , Cuando estoy que no me cabe Dentro del buche el secreto , Y reviento por contarle. Yo se lo cuento; no sea Que la gana se les pase; Y que despues no lo quieran.) Atentos un rato estadme. En el camarin adonde Suele Violante tocarse Estábamos yo y Finea. Ella sola , yo su amante; Ella hermosa, 30 galan; Lo que haria ya se sabe. Vió Finea que venian Doña Elvira con tu padre Derechos al camarin. porque no me topasen Detras de los escritorios, Hecho un ovillo de carne Me agazapo y me acurruco: Entran los dos al instante, Y Elvira le cuenta al viejo Un descuido de una llave, Y unas cartas que sacó De un escritorio Violante : alzando despues la voz ,

Le dijo: «Tio, ya saben

COMO PADRE Y COMO REY.

Los dos que no son hermanos, Y bá mucho que son amantes; Ellos se quieren , y Cárlos Sabe que el Rey es su padre. Lo mismo me ha dicho el Rey (Dijo el viejo). Dios te guarde, Sobrina, para que mires Por mi lealtad y mi sangre; Que yo enmendaré el descuido De las cartas y la llave.» Con esto, se salió el viejo, Elvira tras él se sale; Yo tras Elvira, y Finea Tras mi; yo vengo á avisarte; Lo que me ha tocado á mí Es dar las nuevas, y darme Las albricias no me toca A mi; pero tocarame El tomarlas, si me das Algo à mi estado tocante, Pues sabes, tocante à este, Lo que te toca o testañe.

CÁRLOS. Tristan, mira lo que dices. VIOLANTE.

Tristan, mira lo que haces. CABLOS.

No nos burles.

No nos mientas. CARLOS.

No me enojes.

VIOLANTE. No me engañes. TRISTAN.

Yo juro a Dios y a esta cruz. Y por vida de mi madre, Que es verdad, así lo fueran Las albricias que has de darme.

CARLOS.

Yo te las mando.

VIOLANTE. Y yo, y todo. TRISTAN.

Para coces, ya son pares. CARLOS.

Aun no acabo de creerlo.

VIOLANTE.

No acabo de asegurarme; ¿Será verdad lo que dice Tristan, Cárlos?

Si, Violante, Esto no puede faltar; Y para que menos falte, Oye una traza.

> Di presto. CÁRLOS.

Tù has de decir á tu padre Lo que ha pasado hasta aqui De las cartas y la llave, Y que viendo que en los dos No lo estorbaba la sangre. Dueño de tu honor me hiciste, Con palabra de casarme Contigo; y desta manera, Es fuerza que cuanto sabe Diga, por cobrar su honor Sin guardar respeto à nadie. Si dice que soy lu hermano, Moriré triste y amante; Pero si dice que no, Serán nuestras voluntades Eternas.

VIOLANTE. Dices muy bien. TRISTAN.

Linda traza. CARLOS.

Pues, Violante, No te descuides.

VIOLANTE.

No baré:

Y si como espero sale, Serás mi esposo.

> CARLOS. Seré

Tu esposo, esclavo y amante.

VIOLANTE.

¿Quién te anima?

CARLOS. El amor mio.

VIOLANTE.

¿ Quién te acobarda?

CARLOS.

La sangre: Si eres mi hermana, yo muero.

VIOLANTE.

Si lo soy, yo he de matarme.

CARLOS.

Vive to.

VIOLANTE.

Para ser tuya.

CABLOS.

Dios lo quiera.

VIOLANTE. Dios te guarde.

# JORNADA TERCERA.

Salen CARLOS y TRISTAN, de noche.

TRISTAN.

Digo que está en la corte tan sabido Que eres hijo del Rey y que ha corrido Tan público por todos el secreto. Que el retirado, el necio y el discreto, Y en fin, el vulgo todo Lo dice así.

CARLOS.

Pues dime, ¿de qué modo Tan presto se ha sabido y publicado?

TRISTAN.

No sabes cuán sujetos han estado Del vulgo siempre à las comunes leves Los mayores secretos de los reyes?

CARLOS. Tienes razon, pues aunque mas procu-Encubrir un secreto, y le aseguren Con mucho estilo y con silencio grave, Cuando menos se piensa, mas se sabe; Mas, si verdad te digo, no me pesa, Porque con eso nuestra duda cesa. Y mas si acaso con su padre ha hablado Violante, como habemos concertado. THISTAN.

De perlas va dispuesto todo aquesto; Mas solo hay un error.

CARLOS.

Dile de presto.

TRISTAN.

Venir de noche habiendo tanto dia : Porque, aunquesoy valiente, serpodria Que algunos, sin querer, nos encontra-y por pegar á otros, nos pegasen.[sen,

CARLOS.

Eso es miedo.

TRISTAN. Es verdad.

; Gentil gallina!

Decir mi sentimiento te amobina?

CÁRLOS.

El miedo es cosa infame.

TRISTAN.

Quedo, quedo, Que para el hombre se hizo el tener [miedo.

Yo tengo miedo, y el valor me enfada; Que el tener miedo á nadie costó nada; Y mas si en la destreza no está ducho, Y el no haberle ténido costó mucho.

CÁRLOS.

¿Cómo de dia estás tan arrogante?

TRISTAN. [te: Tengo azar con las noches, no te espan-Mas basten burlas, que si se ofreciera, Cada cristiano hará lo que pudiera; Y dime, ¿qué queria y qué te dijo El Principe?

Muy necio y uy prolijo Me babló, para que bici De modo que Violante! quisiera.

TRISTAN.

CÁBLOS.

Quejoso y desabrido.

Mal hiciste;

Que es ponerle en cuidado, Y mas cuando la corte ha murmurado Que eres hijo del Rey.

CARLOS.

Y ann de eso nace
La oposicion que el Principe me hace;
Tengo en Violante mi esperanza toda,
Y solo aguardo para hacer la boda
Que revele Conrado este secreto;
Mira tú de qué suerte ó á qué efeto,
Contra mi honor y fama,
Pudiera ser tercero de mi dama.
Y esto cayó, sobre que el Rey ha dado
(Para que, en suservicio embarazado,
A Violante no vea)

Eo que duerma en palacio, porque sea Ocasion el no verla y el no hablarla, Si no de aborrecerla, de no amarla. Juntóse este pesar y aquel disgusto, Y al Principe le hablé con poco gusto; Mas el disgusto me templó al instante

Mas el disgusto me templó al instante Un papel de Violante , En que me dice que de noche venga , Para tratar lo que à los dos convenga . TRISTAN .

Que lo supiese el Rey me da cuidado. CARLOS:

Ya queda en su aposento retirado, Yo levi por mis ojos, estó es cierto; Haz la seña. Mas oye, que han abierto La puerta de mi casa y sale gente. ¿ Quién puede ser?

TRISTAN.
Escucha atentamente.

Salen EL REY, CONRADO Y ASTOL-FO, de noche.

REY.

Solo á ver si es verdad lo sucedido, Si, por vida de entrambos, he salido, De Astolfo acompañado solamente, Y por saber también si, inobediente A mi precepto Carlos, como amante, Viene de noche à verse con Violante ; | Vos aguardadme un poco retirado.

ASTOLFO.
Solo el obedecer toca al criado.

CONRADO.
Al momento, Señor, hice tu gusto.

Mi señor.

REY.

Excusásteme un disgusto. Quiero casar á Cárlos de mi mano; Ý aunque el bonor de vuestra bija es lla-

Que á un príncipe merece por esposo, Es ya razon de estado, y aun forzoso En la buena política y sus leyes, No casar en sus tierras á los reyes, Como en todo se ve por el efeto.

CONRADO.

Eres en todo principe perfeto.

¿ Oyesaquello ? El Principe y Conrado Hablan de casamiento.

CÁRLOS

Estoy turbado; El Principe, sin duda, viendo (; av cie: [los!] En la respuesta que le di, sus celos, Resuelto se ha venido, Y mi esposa à Conrado le ha pedido. ¿ Oué haré Tristan?

TRISTAN.

Callar.

CARLOS.

¿Cómo es posible?

TRISTAN.

Callando.

Daré voces.

CÁRLOS. Estoy perdido. TRISTAN.

Estás terrible.

CÁRLOS.

TRISTAN.

Mejor lo considera; Y pues Violante, claro está, te espera, Demos lugar para que no te encuentre Ninguno de los dos, que el viejo entre Y el Príncipe se vaya.

CARLOS.

Solo en pensarlo el alma se desmaya; Mas bien has dicho.

TRISTAN.

Toma mi consejo.

Mi vida en manos de Violante dejo. (Vase.)

CONRADO

Desta suerte lo enmendé.

REY.

Anduviste muy discreto.

Para mi vuestro secreto Carácter del alma fué; Que es noble la sangre mia.

REY.

Os aseguro, Conrado, Que me habia dado cuidado; Porque, como cada día Del Papa aguardando estoy La vénia que le he pedido Para Cárlos, no he querido Decir que su padre soy Hasta ver lo que hay en esto; Que, aunque sin esta licencia Pudiera, en buena conciencia, Haberlo por obra puesto, Debidos respetos son, Que al Papa se han de tener; Que un Rey justo no ha de hacer Nada sin su permision.

CONRADO.

Vuestra majestad procede
(Aunque esta todo en su mano)
Como principe cristiano;
Mas ya retirarse puede,
Porque imagino que es tarde.

No me quise recoger Hasta veniros á ver.

CONRADO

Mil años el cielo os guarde Por tal favor.

nev. Sois mi amigo,

Quedáos.

CONRADO.

No me he de quedar.

nev.

Será dar que sospechar A los que os vieren conmigo, Pues por estar mas secreto Y hablar con vos mas despacio He salido de palacio.

CONRADO.

Qué prudente y qué discreto!

REY.

Mas tened; dos hombres vienea.

CONRADO,

Mozos serán del lugar, Y iránse abora acostar.

ra acostar.

En la calle se detienen.

Salen EL PRÍNCIPE y LUDOVICO, de noche.

PRÍNCIPE.

A mí me importa saber, Ludovico, si es verdad Lo que toda la ciudad Murmura, pues puede ser, No siendo Cárlos hermano De Violante, que la adore, La festeje y enamore, Y que yo me canse en vano; Que Cárlos tan desabrido Nunca á mí me respondiera, Al decirle que me hiciera De su hermana su marido, Si no hubiera aqui encubierto Algun misterio; y por Dios, Que hemos de saber los dos Si lo que presumo es cierto.

Lupovico.
Pues di, ¿cómo puede ser,
Siendo este amor tan secreto,
Como su dueño discreto,
Qce tú lo puedes saber?

PRINCIPE.

El duerme en palacio ya, Y es llano, si la queria, Pues ya no puede de dia, Que de noche la verà.

LUDOVICO.

Y cuando de noche venga, ¿De qué arguyes que la quiere ?

PRÍNCIPE.

Quien discurrir bien quisiere , Tenga amor y celos tenga ; Violante le ha de esperar, El à verla ha de venir, Ella la reja ha de abrir, Y él por ella le ha de hablar; Y así, llama tú á esa reja, Y que soy Cárlos dirás, Si abrieren, y lo demás A mi cuidado lo deja.

Si hablo me ha de conocer.

PRÍNCIPE.

Tanto estas cosas esconden;
En el modo que responden
Sabré lo que he menester.

LUDOVICO.

Yo llamo.

PRINCIPE.

Si le esperaban,
Ruido apenas ha de oir,
Cuando la priesa de abrir
Diga el cuidado en que estaban;
Y si Cárlos, ofendido,
La fe que mi amor merece,
Mas que el Rey le favorece,
Sabre castigarle yo.

REY.

A la puerta se ha arrimado Un hombre, y llama; ¿ será Cárlos?

CONRADO.

No, Señor ; que está

De su amor desengañado,

Pues cuando le hablé, esto es cierto,

Como muerto se quedó.

Sale FINEA.

Quién es?

?

LUDOVICO.

BEY.

No debió
De quedar Cárlos muy muerto.
CONRADO.

Yo, Senor ...

FINEA.

LUDOVICO.

Si, yo soy.

FINEA.

Pues al înstante Voy à llamar à Violante.

Ellos son dama y galan.

PRINCIPE.

¿ Qué dices de mi temor?

LUBOVICO.

Que son profetas los celos.

Que esto se consienta, cielos, Porque el Rey le tenga amor! Pues vive Dios...

¿ Qué aguardais? No me está bien el hablalle ; Echadle vos de la calle.

CONRADO.

Yo lo haré, pues vos gustais.

Un hombre à nosotros viene,

PAÍNCIPE. Cárlos será, ¿quién lo duda ? Que es fuerza que al centro acuda.

CONRADO.

Volver por mi honor convier a;
Pues ¿cómo, Cárlos, aqui
Estáis á tal hora, cuando

DD. C. DE L.-n.

Su gobierno está fiando El Rey de vos y de mí? ¿ Así habeis obedecido Los consejos que os he dado?

PRINCIPE. (Ap.)
Vive el cielo, que es Conrado,
Y por Cárlos me ba tenido.

CONRADO.

Volvéos á palacio luego; Mirad que si el Rey supiera Que á estas boras estáis fuera, Se enojara; yo os lo ruego. Yo os lo mando; ved que duerme Descuidado el Rey con vos; Haced esto por los dos.

Principe. (Ap.)
Para mas satisfacerme.
Puesto que en mi agravio es,

El callar es acertado; Que yo le daré à Conrado Parte de mi amor despues; y pues no me ha conocido, Yo me voy.

CONBADO.

No respondeis ? Mas de vergüenza lo haréis.

REY.

¿ Qué hay, Conrado?

CONRADO.

Ya se ha ido.

(Vase.)

REY.

Bien está; mas yo no estoy Cierto que á palacio irá; Seguidle, ved dónde va, Presto.

CONRADO.

A obedecerte voy. (Vase.)

REV.

Cárlos, que quizá se vale De mi amor y de los brios, Contra los preceptos mios A ver à Violante sola; El desacato hecho á mí, Como à rey, pide castigo, Porque yo soy su enemigo, Y no su padre; y así, Castigarle es justa ley ; Mas ¿ cómo podré severo, Si como padre le quiero, Castigarle como rey? Pues consentir que le quiera. En duda de que es su hermana, Es voluntad tan liviana Que enojarse Dios pudiera De tal género de amor; Que aunque la verdad le ayuda, El pecar, en fin, en duda, Para con Dios ya es pecar, Y lo peor es, que está Casi todo descubierto; Mas una reja han abierto De las bajas ; ¿ quién será ?

Salen VIOLANTE y FINEA à la ven-

Con Tristan habiaste?

FINEA.

VIOLANTE. .
Qué mal sosiega quien ama!

Adios.

FINEA.

Si mi padre Ilama, Avisame. Harélo así.

(Vase.)

VIOLANTE.

Despues que anda en opiniones
Sie Cárlos mi hermano, siento
Dentro del alma un contento
Que anima mis pretensiones;
Mas espero y menos Iloro,
Mas amo y menos suspiro,
Con otros ojos le miro
Y con otra fe le adoro.
¿Si se ha ido? Pero alli

x con otra le le adoro. ¿Si se ha ido? Pero allí Está un hombre : ¿ quién será? Cárlos será , claro está.— ¿Ce , Cárlos?

REY.

¿Llamaron? Si; En la reja está Violante, Que espera à Cárlos; yo voy A hablarla.

VIOLANTE. ¿Sois vos? REY. Yo soy.

Salen CÁRLOS y TRISTAN.

CARLOS.

Llama, Tristan, al instante; Que ya la gente pasó.

TRISTAN.
Llego y llamo; pero aguarda.

¿ Qué dudas ? qué te acobarda ?

TRISTAN-

La bendicion nos hurtó Otro que llegó primero. CÁBLOS.

¿ Y habló á la reja?

TRISTAN.

Eso es llano.

Ya no quiero amor de hermano, Amor de Principe quiero; Y asi, juzgo que seréis Mi dueño, pues vos gustais, Como principe cumplais, Como amante prometeis.

TRISTAN.

Andallo; bendiga Dios Tanta paz, tanta ventura; Aqui solo falta el cura, Siendo testigos los dos. ¿Oyes aquello?

CARLOS.

Tristan,
Un rayo el alma me biere;
Violante al Principe quiere;
Ella'y el Principe están
Tratando su amor. ¡Ali cielos!
¡Vióse mudanza mayor!

TRISTAN.

Habla quedo.

cántos. Tengo amor. TRISTAN.

Calla, por Dios.

CARLOS.
Tengo celos.
REY.

Decirle quiero à Violante Quién soy, y dello advertida, Quizà olvidarà corrida Lo que no ha podido amante.

CARLOS.

¿Cómo es posible sufrir Tantos celos ?

TRISTAN. Loco estás. REY.

Ya no quiero saber mas; Mas solo os quiero advertir Que de hoy en adelante No hableis sin que conozcais Primero con quién hablais, Porque soy el Rey, Violante. VIOLANTE.

¿ El Rey, Señor? (Ap. ; Ay de mi!; Muerta soy!; qué puedo hacer? Todo lo he echado a perder.; Ay Carlos, hoy te perdí!; Oh noche, de sombras llena, Qué de errores has causado! El corazon se me ha helado.)

BEY.

¿Qué dices?

VIOLANTE. (Ap. ; Terrible pena!) Que vuestra alteza, Señor, En la calle no está bien, Pues los que pasan le ven, Y irse tengo por mejor.

(Ap. ¡Oh , si el Rey irse quisiera!

Que anda Cárlos por la calle ,

Y ha de ser fuerza encontralle.)

Sin pensar que os ofendiera, A Carlos quise, es así, Y fuí de Carlos querida Mas ya estoy arrepentida, Solo por vos (¡ay de mi!); Y asi, pues ya no le quiero, Os ruego me perdoneis.

Con eso en mi ganaréis Un amigo verdadero; Y porque pienso que el dia Se va acercando, me voy. Dios os guarde.

VIOLANTE Vuestra soy. (Ap. ; Ay Cárlos del alma mia! Negue al Rey mi amor, menti; Mas poco ó nada importó Que al Rey se lo niegue yo, Si te lo confieso á ti.)

CÁRLOS.

(Ap. Ya el callar es agraviar Mi valor y mi nobleza.) Deténgase vuestra alteza; Que le he menester hablar.

TRISTAN.

Nunca tan necio te vi. CÁRLOS.

Mejor dirás tan resuelto. REY. (Ap.)

Otra vez Cárlos ha vuelto, Pésame de hallarle aquí: Bien Conrado le siguió, Pues vuelve à salirme al paso, Si no es que le dijo acaso Que estaba en la calle yo. Esto sin duda será, Y él , para desenojarme , Claro está , y acompañarme , A buscarme volverá.

CARLOS.

Vuestra alteza me ha pedido Que yo le diga à Violante Que es de sus ojos amante.

REY. (Ap.)

Sin duda el juicio ha perdido.

CARLOS. Y cuando esto me mandaba, Sabe el cielo y sabe ella

One, llevado de mi estrella, En las suyas adoraba; Y si entonces encubri Nuestro amor, secreto fué, Porque siempre imaginé Que era mi hermana; y asi, Hoy, que sé que no lo es mia , Y que la puedo adorar, Amante habré de estorbar Lo que hermano no podia. Si del Rey sois hijo vos...

REY. (Ap.)

Esto es peor.

CARLOS. Reparad Que en sangre y en calidad Somos iguales los dos. Vuestra alteza está tratado De casar con Isabela Y es género de cautela Contra su padre y Conrado, Al uno inquietar su hija, Y al otro darle disgusto En casarse sin su gusto Cuando pretende que elija A la flor de lis de Francia. Violante me quiere à mi. Que, si bien lo negó aqui, No viene à ser de importancia, No viene a ser de importante, Cuando de parte de adentro Sé que, aunque el mundo lo impida, Yo soy alma de su vida Y ella de mi gusto centro. En fin, ya su amante soy; Si tiene el corazon lleno De sangre de rey, tan bueno Como vuestra alteza soy; Vuestra alteza puede en esto Resolverse à hacerme gusto, Pues lo que pido es tan justo; Y de no hacerlo, supuesto Que no tengo de olvidar A Violante, vive Dios, Que á ser suyo, de los dos Uno solo ha de quedar;

> Cárlos, bueno está. CARLOS.

No está bueno.

(Vase.)

REV. (Descubriéndose.)

Necio, loco, ¿ Vos al Principe en tan poco ? ¿ Quién tanta licencia os da ?

TRISTAN. (Ap.)

Buenas noches.

CARLOS. Luego vos ...

TRISTAN. (Ap.)

Cogiónos todo el nublado.

REV.

Yo soy quien os ha escuchado.

TRISTAN. (Ap.)

Hoy nos pringan á los dos. CABLOS, (Ap.)

Con esto me rematé: Pensando que era (; ay de mi!) El Principe, descubri Mi amor, mis celos, mi fe Nuestros tratos y contratos, Hasta llamarme su hijo.

TRISTAN. (Ap.)

Por eso solo se dijo Aquel refran de Pilatos.

REY. Pues ¿ cómo así obedeceis Los consejos que yo os di,

Y así al Principe y á mi El respeto nos perdeis? Sois un necio, y vive Dios.. (Ap. Apenas le sé reñir.) ¿Vos en nada competir Con mi hijo? ¿ Quien sois vos? ¿ Vos leal? vos mi vasallo? Mentis. (Ap. ; Ay hijo!) CARLOS.

Señor.

BEY. (Ap.) Cosas busco de rigor Que decille, y no las ballo CARLOS.

Esto ¿ à quién le sucediera ?

Idos , Cárlos, idos luego ; Que, á no mirar que estáis ciego, Os matara aqui. (Ap. No hiciera.)

CARLOS.

Vo. Señor, siempre á su alteza...

Nadie al Principe se oponga Si no quiere que le ponga A sus plantas la cabeza; Vos no habeis de acompañarme. Idos; que aquesto conviene.

CARLOS. (Ap.) Pues algun misterio tiene Reñirme y no castigarme. (Vanse.)

#### Salen ELVIRA Y FINEA.

ELVIRA.

Dime, Finea, por Dios, Lo que hay en esto. ; Qué dudas ? Qué temes ? qué te demudas ? Solas estamos las dos. Haciendo labor está Violante, y su padre fuera; Mira, advierte, considera, Finea, lo que me va En saber lo que pasó. ¡Ah, enemigos! Ah, tiranos! "Saben que no son hermanos Cárlos y Violante?

FINEA.

(Ap. Entretenerla queria Mientras esconde Violante A Cárlos.)

Pasa adelante; Dimelo, por vida mia.

Paes sabe...

ELVIBA Di presto.

FINEA. Espera.

FINEA.

: Brava prisa !

ELVIRA. Tengo amor.

FINEA. Pues desta va. Mi señor... ELVIRA.

Mas que nunca acá viniera.

Sale CONRADO. CONRADO.

¿Elvira?

ELVIRA.

Senor?

CONBADO.

¿ Qué bace

Violante?-Dila, Finea, Que yo la llamo. — ¡Que sea La mujer desde que nace , Un enigma del honor, Que no me le pueda dar, one no me le puddadar, y me le puede quitar! ; y que el Principe (; qué error !) En mi cara me di'ese Que adora á mi bija bella Y que ha de casar con ella Aunque à su padre le pese! Sin duda le hace favor Violante.

ELVIRA. (Ap. Arrojando está veneno Por los ojos )

CONRADO.

Ay, lealtad! ay, hija bella! ELVIRA.

Gran causa sin duda tiene. Mira... Mas Violante viene. CONRADO.

Déjame à solas con ella.

ELVIRA.

Guardete el cielo.

(Vase.)

Sale VIOLANTE.

VIOLANTE. (Ap.) Escondido

Está Cárlos, y en lugar Donde me puede escuchar. CONRADO.

Violante?

CARLOS. (Al paño.) Ventura ha sido El entrar sin que me viera Elvira. Socorre, amor, Este engaño.

Pues, Señor, ¿ Qué es lo que mandas? CONRADO.

Espera.

Mozo he sido, y no me espanta De que dos se quieran bien, Pues, como digo, tambien Pasé yo por otro tanto; Con esta salva, Violante, Y que aunque te llegue á ver Inclinada por mujer O rendida por amante, Nada has de perder conmigo, Pues no tocando al honor, Claro está, nunca el amor Ha merecido castigo; La verdad has de decir En lo que toca al empleo Del Principe y su deseo, Sin replicar ni arguir. Estando anoche con él (Aunque por otro le tuve Y un rato engañado anduve), Su amor medijo.

VIOLANTE, (Ap.) Ah cruel! .

CARLOS. (Ap.)

Animo, pecho leal.

CONRADO. ¿Qué hay en aquesto? Di La verdad.

VIOLANTE.

Jamás crei Señor, del Principe tal; Pero bien sabe su alteza Que nunca le han dado enojos Por órden mia mis ojos

Ni en mi nombre mi belleza. Si le he parecido bien, Mientras no he dado ocasion, No me ofende su aficion Ni le obliga mi desden ; Y asi, puedes responder Al Principe, si me ama, Que no quiero ser su dama Ni puedo ser su mujer ; Porque en su amor y mi olvido, Los que nos vieren dirán Que es poco para galan Y mucho para marido.

CARLOS. (Ap.) Oh ejemplo de amor constante! CONRADO.

Aquesto saber queria Solamente (; ay hija mia!). Guardete el cielo, Violante. VIOLANTE.

Espera ahora . Señor, No te vayas, oye un poco, Y sácame de un cuidado, Pues te be sacado de otro. CARLOS. (Ap.)

Aquí empieza el fingimiento.

VIOLANTE.

Dame efectos, dame modo, Amor, para levantarle A mi honor un testimonio, Que pueda darme la vida.

CONRADO. Ya te escucho, aunque dudoso.

VIOLANTE.

Si conoces el imperio Del amor, si fuiste mozo, Pon tú el remedio, pues yo La voz y el delito pongo. No te admires , no te espantes De que en lágrimas el rostro Se bañe piadosamente; Que el caso de que te informo, Es tal, que para contarle
Es tal, que para contarle
No basta un sentido solo;
Y así, le voy repartiendo
Entre la lengua y los ojos.
Cárlos (bien comienzo), Cárlos, Que es mi hermano y es mi esposo, Es tan galan, tan discreto, Tan bizarro y tan airoso, Que el solo me pareció Unico perfecto y solo; Que no fué poco, porque es El primero que conozco, Que mirado tan de cerca Lo haya parecido todo. Finalmente, yo inclinada, El rendido, y amor loco, Pues pudimos intentar Que no fuese en nuestro oprobio, Creció (¡ay Dios!) la voluntad A un paso con el estorbo, A un paso con el esca-Y la fe con el peligro, Como un contrario con otro. Mientras fué público, honesto Mientras fué público, honesto de publico, honesto Haciendole mas secreto Le hicimos mas sospechoso. Buscábamos ocasiones De vernos y hablarnos solos ; Que iba en los dos el recato À la parte con el gozo. ¡Cuántas veces el silencio De la noche, mudo y sordo, Celosos nos vió y cobardes, Tristes nos halló y quejosos! Hasta que al siguiente día Dijo la sangre, en su abono, Que los celos no eran celos Ni los enojos enojos.

Hasta aquí fué nuestro amor Menos libre y mas honesto, Menos bajo y mas honesto, Menos bajo y mas honroso; Pero en pasando adelante Ah si pudieran mis ojos. Viendo que es Cárlos mi hermano, Negar que es Cárlos mi esposo!), Mi esposo es Cárlos , Señor. , Que dudas? Escucha el modo, Si en mis lágrimas primero No peligro ó no zozobro. No peligro o no zozobro.

Grave es la culpa, mas yo
No tengo la culpa en todo;
Que hay delitos que se vienen
Cometidos ellos propios.
Yo amaba à Cárlos, y un dia,
Que entre el cuidado y el ocio,
Por mi mal, vino à mis manos
La llave de tu escritorio
(El descrido, ya lo esbes (El descuido, ya lo sabes, La desdicha, ya la lloro. La muerte , ya la pretendo, La culpa, ya la conozco), Hallé dos cartas que el Rey Te remite, en que amoroso Padre de Cárlos se llama, Encargándote à tí solo La crianza de su hijo, Y el silencio sobre todo. Estábame bien, creilo; Contélo à Cárlos, creyolo, Que amaba mas el engaño, Y hubimos menester poco. Juró de ser mi marido Y fué el rendirme forzoso; Que para quien tanto amaba Bastó cualquiera soborno. Antes no tuvo esperanzas, Ahora tiene despojos; Antes pudo ser mi hermano, Pero abora es ya mi esposo.
Y hoy, que quiere el juramento
Cumplir, alegre y gustoso
(Que hay un hombre que ha quedado
Firme despues de dichoso), En tus palabras (; ay triste!) Nuevas confusiones toco . Nuevas enigmas descubro Y nuevos secretos oigo. Que es Cárlos mi bermano afirmas, Y que aquel Cárlos fué otro, Que, con sentimiento tuyo, Falleció tierno pimpollo. Si es verdad, Violante muera; Si no, el peligro es notorio De mi vida y de mi fama; Mira si es mas en tu abono El revelar un secreto Que el infamarte à tí propio. Juez desta causa te elijo, Dueño de mi honor te nombro. Sé buen padre o buen vasallo; Y pues en plazo tan corto Puedes cumplir con lo uno, Y no lo puedes ser todo, Primero es tu honor que el Rey, Y primero ini decoro. Mira por él y por tí , Pues en tus manos le pongo, Y con él tambien la vida Para que tu brazo heròico, O piadoso le conserve, O le rompa riguroso.

CABLOS. (Ap.) Vive Dios, que lo ha fingido Con afecto lan extraño, Que estoy yo viendo el engaño, Y pienso que lo he creido.

CONRADO. (Ap.) ¿ Qué es lo que escucho? ; ay de mi! ¿ Mi honor en tan grande aprieto ? Harto me debió el secreto , Pues le he guardado hasta aquí.

VIOLANTE. (Ap.)

Mucho duda.; Ah pena fiera! CARLOS. (Ap.)

Mucho calla. ; Ah temor vano! VIOLANTE. (Ap.)

¡Cosa que fuera mi hermano !

CARLOS. (Ap.) Cosa que mi hermana fuera ! Mas no; que si fuera así, Ya se hubiera declarado.

VIOLANTE. (Ap.) Mas no; que mas enojado Estuviera contra mi.

CONRADO. (Ap.) No hay medio que à mi honor cuadre Entre el hablar y el callar, Pues no me puedo librar De mal vasallo ó mal padre. Mas viva mi honor.

VIOLANTE

Señor ... CONRADO. (Ap.)

La verdad ha de saber; Mas no, el Rey le ha de deber Otra lealtad à mi honor, Y no he de romper jamas Este secreto hasta que Licencia él propio me dé.

VIOLANTE. Pues, Señor, ¿asi te vas? ¿ No respondes? ¿ Deste modo Me dejas triste y turbada?

CONRADO. No he de responderte nada,

O he de responderlo todo; Y asi, viendo una verdad, Me voy, por saher así Cuál ha de ser mas en mí, O tu honor o mi lealtad.

Sale CARLOS.

CARLOS.

¿Fuése ?

VIOLANTE. Si.

CARLOS. Fina has andado.

VIOLANTE. Parece que lo ha creido.

CÁRLOS

De suerte lo has referido, Que aun á mí me has engañado. VIOLANTE.

Es gran retórico amor.

Si, mas no tanto, Violante. VIOLANTE.

Dame un necio que sea amante, Y darétele orador. Mas ¿ qué dices del aprieto En que mi padre se vió?

CÁBLOS. Que el secreto descubrió Sin descubrir el secreto.

Sale FINEA.

FINEA.

Senora ...

Sale TRISTAN. TRISTAN.

Cárlos...

FINEA. Gran mal.

CARLOS.

¿Como?

VIOLANTE. Dilo.

FINEA Escueha.

TRISTAN.

Advierte. CARLOS.

Dame de presto la muerte, TRISTAN.

El Principe ...

VIOLANTE. (Ap.) Estoy mortal! TRISTAN.

De una carroza seapea, Y se entra sin avisar.

(Ap. Aquí temo algun pesar.) Escondete, no te vea.

CARLOS. ¿ Yo esconderme ? Vive Dios, Que primero he de morir Que llegar á consentir El agravio de los dos.

VIOLANTE. Eso es, Cárlos, darme enojos.

FINEA. Que llega.

VIOLANTE. Yo soy perdida,

Por vida mia.

(Vase.)

CABLOS. Esa vida Pondré yo sobre mis ojos,

Aunque aventure mi fama, Que es la fineza mayor. Que hace un hombre de valor Por la opinion de su dama. (Escondese.)

Entran EL PRINCIPE, LUDOVICO y DOS CRIADOS.

PRINCIPE. No tienes que persuadirme, Ludovico; esto ha de ser.

LUDOVICO. Lo que hasta aqui me ha tocado,

A ley de vasallo fiel . Es aconsejarte; ahora Me toca el obedecer.

PRINCIPE.

Pues ; tengo de consentir Que Cárlos, porque se ve En la gracia de mi padre, Tan vano y tan libre esté, Que diciendole en secreto Que à Violante quiero bien, Se lo diga al Rey?

LUDOVICO.

Quizá... PRÍNCIPE.

Pues : de quién lo ha de saber, Si no lo ha dicho Conrado . Porque no ha estado con él ? Vive Dios , que ha de pagarme Los rigores y el desden Con que me trató mi padre ; Sirvame de algo el poder.

LUDOVICO.

Aquí está Violante.

PRÍNCIPE. Espera.

Viste lo airado que entré Y lo cruel que venia? Pues ya me puedo volver: Que ha sido espejo su cara, Donde apenas me mire. Cuando en su cristal perdi El enojo y altivez.

VIOLANTE. Señor, vuestra alteza sea Bien venido, sientesé; Porque estar de esa manera Es hacerme descortés.

CARLOS. (Ap.)

Cuerdamente le reporta. PRINCIPE.

Yo lo estimo, mas no es Mi venida tan despacio; Oye, sabrás lo que fué. Ya sabes, Violante mia, La voluntad y la fe Con que he adorado á tus ojos. VIOLANTE.

Asi lo habeis dicho.

PRINCIPE.

Hoy, pues, Porque tu padre y tu hermano Se han ido a quejar al Rey, Como si fuera agraviarlos macerte yo mi mujer,
Mi padre airado conmigo,
Desapacible y cruel,
Que te olvide me ha mandado,
Cosa que no puede ser,
Porque no vivo sin ti;
Y asi, me determiné Hacerte yo mi mujer A casarme sin su gusto. Un coche te espera; vén Donde, casada conmigo Premio á mis finezas dés.

CARLOS. (Ap.) Primero que tal consienta, Dos mil vidas perderé. PRINCIPE.

¿ Qué dudas?

VIOLANTE.

(Ap. ¡Lance terrible !)
Pues ¡ no es forzoso temer
El rigor de vuestro padre ,
Que es en efecto mi rey ?
Si està muy apasionado
Vuestra alteza , aquietese Y repare ...

PRÍNCIPE.

Violante, el quererte bien ? Pues lo que no pudo el ruego. La fuerza no ha de valer.

Sale CARLOS.

CARLOS.

Ya no basta el sufrimiento A intencion tan descortés. Si de la fuerza se vale, Mucha fuerza ha menester Vuestra alteza; porque yo Estoy para defender La persona de Violante; Y primero advierta que Ya no es Violante mi hermana, Y es Violante mi mujer.

PRÍNCIPE. Pues ¿tú conmigo?-Matadle.

CARLOS.

El que pudiere harà bien ; Porque primero à tus ojos... TRISTAN

Quedito; que viene el Rey.

## COMO PADRE Y COMO REY.

PRÍNCIPE.

¿Qué dices?

LUDOVICO. Teme su enoio.

VIOLANTE.

¡ Muerta estoy!

TRISTAN. Escondeté.

LUDOVICO.

1Qué aguardas?

TRISTAN.

Huye, Señor.

CÁRLOS.

Ya, Tristan, no puede ser.

Sale EL REY Y CONRADO.

CONRADO.

Por tu cuenta corren ya Mi honor y vida.

Está bien.-

¿ Cárlos ?-; Principe?

CÁRLOS Y EL PRÍNCIPE.

Señor...

REY.

Desta suerte obedeceis Mis preceptos?

VIOLANTE. (Ap.)

¡Qué severo!

PRÍNCIPE. (Ap.)

¡ Qué enojado!

CÁBLOS.

(Ap. ; Qué cruel !) Vuestra majestad escuche Mis disculpas, y despues...

Ya sé lo que me decis.

PRÍNCIPE.

Yo, Señor...

REY.

No os disculpeis. (Ap. Como rey y como padre Avenirme procuré Con el Principe y con Cárlos; Mas ya es fuerza proceder Con entrambos como padre, Con ninguno como rey.) ¿Hijos?

CÁRLOS. ¿Señor?

PRÍNCIPE.

¿Con quién hablas? REY.

Con los dos, no os altereis; Que tambien Cárlos lo es mio.

TRISTAN. (Ap.) Declaróse.

VIOLANTE. (Ap.)

¡ Qué placer!

ELVIRA. (Ap.)

¡ Y qué pesar para mí!

Caballeros, el que habeis

Tenido por mi privado, Es mi hijo; Cárlos es Pedazo de mis entrañas, Y de madre que, á tener Vida , abora me pudiera Honrar con ser mi mujer. Por ciertos inconvenientes Hasta ahora lo callé, Mas ya no puede ser menos. Conrado es mi amige fiel. A Violante amais los dos; Cárlos quizá por saber Que no es su hermano, en secreto La ha querido y quiere bien; A vuestra alteza le aguarda La hermosura de Isabel. Tan aurora, que las flores La deben su rosicler; Y así, Cárlos, dad la mano, Pues sabeis que la debeis, A Violante; y vuestra alteza Prevengase para ser Atlante de mejor cielo Que clima humano ha de ver, Pues así estará Sicilia Con mas defensa y poder, El Principe mas ufano, Mas bien pagada Isabel, Y con buen fin la comedia

Como padre y como rey. — Si os agrada, como nobles, El deseo agradeced,

Porque el autor y el poeta

Reciban siempre merced.

•

•

•

# COMEDIA FAMOSA

TITULADA .

# CUMPLIR CON SU OBLIGACIO

DEL DOCTOR JUAN PEREZ DE MONTALVAN.

## PERSONAS.

CLENARDO, duque de Florencia. ARNESTO, marqués de San Telmo. DON JUAN, galan.

MENDOZA, gracioso. CAMILA, condesa. CELIA, su prima. LEONIDA, criada.

LUCINDO. TEODORO. FORTUN.

# JORNADA PRIMERA.

Salen CAMILA, condesa, y LEONIDA, criada.

LEONIDA.

En fin, ¿ te casas ?

CAMILA

¡ Qué espero ! Di que me casan, Leonida; Di que me quitan la vida , Y di que callando muero. Ay, don Juan!

LEONIDA. ¿Lloras?

No sé.

LEONIDA. ¿Tú llorar? Tú suspirar?

CAMILA.

No me quisiera casar.

LEONIDA.

Pues ¿á qué mujer no fué Esto de casar gustoso? CANILA.

Suele serlo à una doncella, Que no se ha casado ella; Pero à quien tiene achacoso El corazon, y á quien tiene Hecha eleccion en su gusto, Qué tormento, qué disgusto Mayor, Leonida, le viene, Que el escuchar que le den Cuando en otro amor se abrasa) Parabien de que se casa, Y no con quien quiere bien?

LEONIDA.

Y no me dirás á mí Quién te ha podido obligar?

CAMILA. De ti me quiero fiar.

LEONIDA.

Es don Juan?

CAMILA. Leonida, si. LEONIDA.

Toda la culpa ha tenido...

CAMILA. ¿ Quién?

LEONIDA.

El Duque, mi señor. CAMILA.

De su amor nació mí amor; Su amistad mi muerte ha sido. Tiénele Clenardo en casa, A todas horas le veo . Y el respeto à ser deseo Algunas veces se pasa; Y en la ocasion , la mas cuerda Suele resistirla en vano: Muchas me ha dado mi hermano ; El quiere que yo me pierda.

LEONIDA. Y en fin , ¿qué has de hacer?

CAMILA.

Pues que me obliga el honor A saber sentir mi amor, Sin poder darle à sentir.

LEONIDA.

Quizá será tan galan El esposo que ya esperas, Que te obligue à que le quieras, Y que olvides à don Juan.

CAMILA.

Mal podré, si ya le quiero;
Mas considera, Leonida,
Que, aunque don Juan es mi vida,
Mi gusto y mi amor primero,
No ha de saber mi tormesto,
Porque aun yo misma de mi Me avergüenzo de que asi Me rindiese un pensamiento; Que à la mujer que tuviere

Por blanco su propio ser, Se le permite querer, Pero no decir que quiere ; Por lo cual, aunque me allano
A las penas que me dan,
Estaré amando á don Juan, Y me entregaré à un tirano: Y así, piadosa y cruel, Huyendo de lo que sigo, Le amaré para conmigo, Pero no para con él.

Sale CELIA.

from Million

CELIA.

Niño amor, que há tantos años Que el tiempo te vió desnudo, Para mis penas tan mudo, Que yo sola vi mis daños, ¿Cuándo ha de llegar el dia Que sepa mi sentimiento La causa de mi tormento Y de la desdicha mia? Tiéneme Clenardo amor, Mozo, discreto y galan, Y yo, loca por don Juan, Pago su amor con rigor; Mas soy mujer, no me espanto De esta necia condicion : Que siempre la privación Nos suele obligar a tanto: Buscando á mi prima vengo, Para divertir con ella Este incendio, que atropella La vida y honor que tengo. Cuanto he podido he callado; Pero ya no puedo mas.

LEONIDA.

Perdida, Señora, estás.

CAMILA.

No hay amor tan desgraciado.

CELIA.

Mas ella está aquí; yo quiero Darla parte de esta pena .

Porque suele en causa ajena Hablar mejor un tercero. Yo llego .- ¿ Prima ?

CAMILA.

¿Aqui estabas,

Y sin hablarme? CELIA.

¡Ay de mi! CAMILA.

Melancólica te vi; ¿ Qué hacias? ¿ En qué pensabas? No pagas bien mi amistad, Pues tu de mi te retiras Y con los ojos suspiras.

CELIA.

Hoy perdi la libertad.

GAMILA. ¿ Qué tienes?

CELIA

Estoy sin mi. CAMILA.

Pues declárate conmigo; Dime tu mal.

CELIA.

Ya le digo; Escúchame atenta.

CAMILA.

Di.

Yo tengo un desasosiego, Yo tengo un desasosiego, Que le siento y no le toco, Y al corazon poco à poco, Aunque me abrasa, le llego; Tengo una alegre inquietud, Que me entretiene y enoja; Tengo una dulce congója, Que me mata y da salud; Tengo una gustosa herida, Que yo misma procuré; Tengo un veneuo, que fué, Siendo mi muerte, mi vida; Tengo un fuego, que sospecho Que para rayo aprendió. Pues libre el cuerpo dejó, Pues libre el cuerpo dejó,
Y volvió ceniza el pecho;
Tengo una tierra en los ojos,
Que se los pone delante;
Tengo un niño que es gigante
En darme penas y enojos;
Tengo un mal que no me ofende,
Un bien que me trata mal,
Un antidoto mortal;
Y una frialdad que me enciende;
Tengo un dolor que busqué,
Un antojo que bebi,
Un formento que elegi,
Y una pena que compre;
Tengo un apacible modo
De tratarme con rigor;
Y digo que tengo amor, Y digo que tengo amor, Que en esto lo digo todo.

CAMILA. Sí ; pero un amor pagado Mas alabanzas merece.

CELIA.

Luego ¿el mio se agradece? CAMILA.

Si , prima, pierde el cuidado ; Yo sé que pagada estas; Yo sé, prima, lo que estima Mi bermano tu amor.

Muy lejos del blanco das! A Clenardo quiero bien, Pero no como á galan.

Pues ¿quién te obliga? CELIA.

Don Juan; Don Juan venció mi desden; En su amor vine á encenderme, De su luz soy mariposa.

CAMILA. (Ap. ; No me faltaba otra cosa Para acabar de perderme! Pues perdóneme mi honor; Que si me aprietan los celos, Daré voces á los cielos Y diré al mundo mi amor. Amar sin darlo á sentir Puede la que es virtuosa: Mas callar y estar celosa No es cosa para sufrir; Que echar candado á los labios Con nombre de sufrimiento, O no es tener sentimiento, O es alentar los agravios.) ¿En qué estado está ese amor? ¿Hay cinta, papel ó prenda?

CELIA.

Antes quiero que le entienda Portu parte.

CAMILA. (Ap.) Esto es peor.

CELIA. Tu divino entendimiento Italia alaba y estima . Y para que pueda, prima , Lograr este pensamiento, Quiero que tú con mas veras

CAMILA. (Ap.) Si supieses cómo estoy, De otra suerte lo dijeras.

Le digas que suya soy.

CELIA. Tu amor me ha de aconsejar; Tú mi remedio has de ser.

CAMILA. Pues oye mi parecer. (Ap. Corazon, disimular.) Segun lo que tú me has dicho, Y lo que todos entienden, Clenardo te tiene amor; Tu dices que no le quieres, Por quien menos nos obliga Nos perdemos las mas veces. Ahora importa saber Si acaso don Juan ( ya entiendes ) Ha dado algunas señales, Mirándote, de quererte.

CELIA Pues, si eso fuera, Camila, O don Juan lo pretendiese, ¿Qué le faltaba à mi amor? Verdad es que algunas veces, Cuando me encuentra, me dice...

CAMILA.

¿Qué te dice ?

«Esos claveles ¿A qué jardin los hurtastes? Esa risa ¿ de qué fuente La aprendistes? Esos ojos Pardos son, piedad prometen.»

CAMILA. Pues ¿tan cerca se llegaba Ese caballero á verte , Que conoció que eran pardos? Eso llamas no quererte?

Si, prima; que hay muchos hombres

Que, aunque una cosa encarecen, És con tan gran frialdad Y tan desabridamente, Que parece...

Ya te entiendo. (Ap. Poco à poco he de perderme.) Quisieras tú que don Juan . Cuando contigo estuviese, Te dijera, enternecido «Celia, mis ansias crueles Ya no caben en el pecho; Mayor esfera apetecen; Y quisieras que despues, Turbado, se le cayesen Los guantes y las palabras. Los guantes y las palabras, Como á quien ama acontece, A medio empezar dejase; Que es retórica que aprende En su respeto quien ama; Que siempre quien ama teme. Así lo quisieras tú.

CELIA. Haslo hecho lindamente: Sin duda me has visto el alma.

CAMILA.

Pues ahora escucha, advierte.
Celia, yo te quiero bien,
Y es fuerza que te aconseje
Lo que te ha de estar mejor,
Aunque à tu gusto le pese.
Mi hermano te merece;
Y mi hermano te merece; Tu ganas en este amor, Celia ; procura quererle Que à mujeres principales No las casan accidentes. Don Juan no te tiene amor. Y cuando te le tuviese, No es justo que sepa el tuyo; Que aun las comunes mujeres Regatean el decir A un hombre su amor; que suele Resfriarse el mas amante En sabiendo que le quieren. Y fuera de ello, don Juan No es tan gallardo, que puede Por su talle enamorarte; A mi al menos me parece Que no me quitara el sueño ; Y el ingenio, si lo adviertes, Es, prima, muy moderado.

CELIA. Si no es que pasion te ciegue, En esa parte, perdona, Que la verdad no consiente Que le agravies ; porque todos Dicen ...

CAMILA. Pues ya le defiendes, Buena estás.

Estoy sin juicio. Camila, no me aconsejes; Ya es tarde para remedios. CAMILA.

(Ap. ; Ay ciego amor! Tente, tente ; Quédate en mi noble pecho ; No hables, no te despeñes ; Pero no me espanto, amor; Que es mucho el fuego que tienes. como eres calentura Salir à la boca quieres.) Mira, prima ...

No aprovechan Ni amenazas ni intereses ; Noble es don Juan. CAMILA.

¿ Quién lo sabe?

El le dice.

CELIA.

CAMILA. ¿ Y si el mintiese?

CELIA.

Su talle y su cortesta ¿ No lo dicen claramente? Esto quién puede negarlo? Y asi, si no te resuelves A favorecer mi amor, De mi misma ha de saberle, A pesar de mi verguenza; No será peor que llegue A matarme mi silencio?

CAMILA. (Ap.)

Ahora venga la muerte, Venga y mateme á pesares ; Qué mejor ocasion quiere? Celosa y confusa estoy. Si respondo asperamente A mi prima, y la amenazo Con mi hermano, está de suerte, Que á don Juan dirá su amor; Ŷ si él acaso la quiere, Se han de hablar, y me destruyo. No es cosa que me conviene; Perdida voy por aquí. Pues hacer que se concierten Los dos, siendo yo tercera De sus gustos y placeres, Malos años para entrambos. Mejor será si pudiese Entretener sus deseos.

¿ Qué dudas, prima? Que temes?

CAMILA. En tu negocio pensaba,

CELIA.

¿ Y qué dices?

CAMILA. Me parece Que será mas acertado Decirle yo, si le viese, Que cierta dama le mira Con amor, y no se atreve A declararse con él, Temerosa de que puede Tener empeñado el pecho; Y conforme respondiere, Le daré parte del tuyo.

CELIA. Con justa causa encarece Florencia tu entendimiento.

CAMILA. Yo diré lo que te debe De penas y de suspiros (Ap. ; Mal baya quien tal dijere, Ni lo tomare en la boca!)

CELIA. Ojos, dadme parabienes De la gloria que os aguarda. Bien podeis vivir alegres; Que basta estar de por medio Camila, para que espere Lindo suceso de todo.

CAMILA.

(Ap. Fuego es amor; si no crece, En cualquier parte se esconde; Mas si los celos le encienden, Por todas las puertas sale, Sin que el negar aproveche; Porque, aunque tapen la llama Por fuerza el humo ha de verse.) Vamos, prima.

Ya te sigo. CAMILA. Todo el ingenio lo vence. CELIA.

Hablarás luego á don Juan? CAMILA.

¡Jesus y qué priesa tienes!

CELIA.

Anda el amor con espuelas.

CAMILA.

Pues procura detenerle; Porque en picando sin freno, Podrá ser que te despeñes.

(Vanse.)

#### Salen DON JUAN Y MENDOZA.

DON JUAN. Pensamientos atrevidos, De qué me sirve teneros, Si no he de llegar à veros Ni logrados ni entendidos? Fama teneis de encogidos, Si no es que, de puro honrados, Gustais de estar mal pagados, Huyendo de ser dichosos Por no haceros sospechosos, Pareciendo interesados. Amar para merecer Y obligar para gozar, Es cierto modo de amar Un hombre su mismo ser; El amor no ha de tener Para ser hijo del pecho, Para ser hijo del pecho,
Mezcla del propio provecho;
Porque en llegando el amor
A valerse del favor,
Ya se le prueba el cohecho.
Un noble amor, pensamientos,
Tiene valor diferente; Que es amar muy vulgarmente Amar con atrevimientos. Yo sé que estáis mas contentos Que la mayor confianza ; Porque, en fin, toda esperanza A su mudanza temió; Pero quien nada esperó Mal temerá su mudanza. Mas ¿de qué os quejaïs, si en mi Teneis el dueño que adoro? En mi vive su decoro Despues que el alma le di, Sombra de sus luces fui; Pedidme albricias, ¿ qué haceis? A Camila en mi teneis Y con ella os regalais Pues si la veis y la hablais Pensamientos, ¿ qué quereis? Aunque poco os durará Este consuelo amoroso; Porque, en viniendo su esposo, Del alma os la sacará; Mas diréis que no podrá , Porque antes que hacerlo pruebe , Os dará muerte mas breve El ver mis celos tan ciertos; estando vosotros muertos, Qué importa que se la lleve? Pero si Clenardo y yo Somos un alma, no ha sido Nobleza haberle ofendido; Mas diréis que él se ofendió; El, pues la ocasion me dió, Dejandola hablar y ver; Que un amigo no ha de ser De su honor tan enemigo, Que ha de llevar à su amigo Donde hay hermana o mujer. Mas si de mi se confia, En pié se queda la culpa, Que la ocasion no es disculpa Si toca en alevosia; Paciencia, esperanza mia, Vuestro oriente es vuestro ocaso;

Vos moris y yo me abraso, Sin esperar ni gozar, Porque en queriendo esperar, Me sale el honor al paso.

Salen EL DUQUE DE FLORENCIA Y CELIA.

DUOUE.

Eso es rigor.

CELTA

No es rigor.

DUOUE.

Es facilidad.

No es: Que eso fuera si, despues De inclinarme à tu valor, Favoreciera otro amor. DUQUE.

¿No dices que quieres?

CELIA.

DUOUE.

Luego ¿ confiesas asi Que eres fácil?

CELIA. Mal propones, Pues niego lo que supones, Que es haberte amado á ti.

DUOUE.

Segun eso, bien porfio En condenar tu rigor.

CELIA.

No, primo, porque el amor Procede del albedrio; Libre me da Dios el mio Para amar ó aborrecer. Yo no te debo querer Ni por fuerza te he de amar ; Luego no es rigor negar Lo que no puedo deber. DUQUE.

Que, en fin, quieres, y no à mi?

CELIA. Pienso que me has entendido. DUOUE.

¿Que tan mal te he parecido?

CELIA.

No digo tal.

DUQUE. Ay de mi! CELIA

Antes el no amarte aqui Que es obligarte sospecho: orque, si ya estaba el pecho Ocupado en otro amor. Fuera ignorar tu valor Darle lugar tan estrecho.

DON JUAN. Mendoza, nada me agrada. MENDOZA

Y aquel geme de carita No te incita?

DON JUAN. No me incita. MENDOZA.

¡ Qué gentil Sierra-Nevada! DUQUE.

Pues hablais tan declarada Contra mi, razon será Saber quien celos me da; Que le importa à mi paciencia.

CELIA.

Preguntelo vuecelencia A su bermana, y lo sabra.

(Vase.)

DUQUE. Ya ¿qué tengo que saber En tan gran resolucion? Ciertas mis desdichas son; Venció el amor al poder.

DON JUAN.

El Duque está divertido. MENDOZA.

¿Quieres que llegue?

DON JUAN.

Detente. DUOUE.

¡Ay, Celia, tu nombre miente! Cielo no, que infierno ha sido. MENDOZA

Hablando está con el cielo. ¡Qué amante tan buen cristiano!

¿ Pues, Señor ?...

(Llega.)

DUQUE.

Amigo, hermano, Ya es en vano mi consuelo. Muerto me hallarás, don Juan; Celia y un hombre me matan, Pues que mi muerte retratan En los celos que me dan.

DON JUAN.

Pues ¿ en Florencia hay amor Que te pueda competir?

DUQUE.

Esto he acabado de oir.

DON JUAN.

Pues dime quién es, Señor; Que si desde el quinto cielo Bajara en su amparo Marte, Su poder no fuera parte Para guardar en el suelo La injusta vida del hombre Que pudo atreverse à ti. DUQUE.

¿Eres español?

DON JUAN.

Y di

Cárdenas.

DUQUE.

Bastaba el nombre. Don Juan, yo no sé quién es El que mi gusto ha ofendido ; Pero sé que es preferido A mi amor; que el interés Del estado que poseo No ha podido aficionar A Celia.

DON JUAN. Quien llega à amar, Su interés es su deseo. Mas puedes estar seguro De que le he de conocer Si le quisiese esconder La tierra en su centro oscuro; Si Neptuno en sus cristales Palacio undoso le diera, Y entre sirenas viviera Ciñendo verdes corales; Si Mercurio en blanco toro, Por amor, le trasformase, Y cual Jupiter, bajase Convertido en granos de oro; Porque ha de hallarme à la puerta De Celia la blanca aurora, Cuando de contento llora con media luz despierta Del sol, cuando los rigores Del alba á enjugar se atreve, Y su dulce aljófar bebe En búcaros de las flores, Hasta saber el galan Que estorba tus justos lazos.

DUOUE.

Y despues?

DON JUAN. Le haré pedazos Entre mis brazos.

DUOUE

Don Juan, Ya sé lo que tengo en tí; Pero por otro camino Mas fácil me determino

A saberlo; escucha. DON JUAN.

Di.

DUQUE.

Yo sé que mi hermana sabe to se que ini nermana sane Estas cosas; y así, quiero De ella informarme primero; Mas es tan compuesta y grave, Que aun no me he determinado Por mí; y así, tú has de ser Quien de ella lo ha de saber, Porque no es razon de estado. Aunque las ansias celosas Me pudieran disculpar, Llegar un bombre à tratar Con su hermana aquestas cosas ; Que el ejemplo suele dar Licencia para otro tanto.

DON JUAN.

Presto saldrás de este encanto.

DUOUE.

Pues yo me voy á esperar La respuesta; adios.

DON JUAN

Adios.

DUQUE. Advierte que voy perdido. (Vase.)

DON JUAN.

En sabiendo quién ha sido, Mataréle, vive Dios. Hoy con Camila he de estar.

MENDOZA.

Y será, si viene á mano. Mas compuesto que un hermano Que acaba de confesar.

DON JUAN.

¿Qué he de hacer? Quiérola bien.

MENDOZA.

Hablad claro, pésia tal, Sin ser hablador mental Y mentecato tambien. Habla y ruega; que quien ama, Mas ha de hacer que sentir; Porque no se ha de venir Una mujer à la cama. Ni el quereros bien los dos. Aunque mas amante estés, Cosa tan devota es, Que ha de revelarla Dios.

#### Salen CAMILA Y LEONIDA.

GAMILA.

Leonida, solo quisiera Saber si don Juan me mira, O si por Celia suspira.

DON JUAN.

Dices bien, y si la viera

Ahora ...

MENDOZA

Pues aqui están Ella y Leonida.

DON JUAN. Ay de mi!

Temi al punto que la vi.

MENDOZA.

Llega y no temas.

CAMILA.

¿ Don Juan ?

DON JUAN.

¿Señora mia?

CAMILA. ¿ Qué haceis?

DON JUAN. Cierto negocio traia En que hablar à useñoría.

CAMILA.

Aquí estoy, ¿ qué me quereis?

DON JUAN. (Ap.) Mucho pudiera decir.

CAMILA.

Yo tambien tengo que hablaros. DON JUAN.

Vuestro soy.

Si teneis amor.

CAMILA.

A preguntaros Vengo, para no mentir,

> DON JUAN. ¿Yo?

CAMILA Vos.

La verdad, ¿ quién os inquieta?

MENDOZA. (Ap.)

Él cabe está de á paleta ; Tírale , cuerpo de Dios.

DON JUAN.

No vivo tan descuidado, Que no tenga à quien querer.

CAMILA.

Venturosa es la mujer.

DON HIAN.

Si, mas yo muy desgraciado.

CAMILA.

Su ventura colegi, Porque à vos os mereció.

DON JUAN.

Y mi poca suerte yo. Porque no la mereci. CAMILA.

¿ Conózcola yo?

DON JUAN Si à fe.

CAMILA.

¿Es mi prima? DON JUAN.

No, por Dios.

CAMILA.

Es hermosa?

DON JUAN. Como vos. CAMILA.

¿Quiéreos bien?

DON JUAN. Eso no sé.

CAMILA.

¿Qué aguardais?

DON JUAN.

A declararme.

CAMILA.

No lo habeis hecho?

DON JUAN.

No puedo.

CAMILA.

¿Es falta de amor?

DON JUAN.

Es miedo.

CAMILA.

¿Que os detiene?

DON JUAN.

El despeñarme.

¿Por qué?

CARILA.

DON JUAN. Porquetarde llego. CAMILA.

¿ Quiere ya bien ?

DON JUAN. ¡Ay de mi!

CAMILA.

¿Oué dices?

DON JUAN. Pienso que si. CAMILA.

Aborrecerla.

DON HEAN Estoy ciego. CAMILA.

Tiene dueño?

DON JUAN. Ya le espera. CAMILA.

Es fácil?

DON JUAN. Es principal.

CAMILA. Y quién sois vos?

DON JUAN.

Soy su igual. CAMILA.

Pues ¿ qué os falta?

DON JUAN.

Que me quiera.

¿Es mi amiga?

DON JUAN. Os quiere bien. CAMILA.

Suelo verla?

DON JUAN Cada dia. CAMILA.

Decidme quién es.

DON JUAN. Querria. CAMILA.

Pues ¿ qué temeis?

DON JUAN.

Su desden.

CAMILA.

¿ Qué os hará?

DON JUAN. Se ofendera. CAMILA.

En fin, ¿decis que hoy la vi? DON JUAN.

En vuestro espejo.

CAMILA ¿Yo? DON JUAN.

CAMILA.

Luego ¿soy yo? DON JUAN.

Claro está. MENDOZA. Oh qué gentil letania!

Basta ya.

MENDOZA. Lindo has andado; Con la carga te has echado. LEONIDA.

CAMILA.

¿Qué hay, Señora?

Mi alegria Puedes mirar en mis ojos.

MENDOZA. (Ap.) Eso si, pique en el cebo.

DON JUAN. (Ap.)

A mirarla no me atrevo.

CAMILA. (Ap.)

Honor, finjamos enojos.

DON JUAN.

Qué dirà? Que estoy mortal Y recelo su desden.

Habrále sonado bien Aunque lo reciba mal: Pero aquesto te conviene.

DON JUAN.

Sabrá al fin que suyo soy. LEONIDA.

Contenta estás.

CAMILA. Loca estoy. LEONIDA.

Gente sale.

CAMILA. El Duque viene.

Salen EL DUQUE, FORTUN, TEODO-RO y CRIADOS.

FORTUN.

Aquí mi señora está.

DUOUE.

Véte, Teodoro, al momento. Y haz que pongan la carroza. -Tú, Fortun, al conde Celio Avisa para que salga Conmigo.

Ya te obedezco. (Vase.)

DUQUE. ¿Hermana? - ¿Don Juan? DON JUAN.

Señor?

Pues ¿adónde tan contento, O à lo menos tan apriesa?

DUOUE.

A pedirte albricias vengo.

CAMILA. ¿ A mi albricias? Pues ¿ de qué?

DUOUE. De un gran gusto.

CAMILA.

No te entiendo. DON JUAN. (Ap.)

Mendoza, temblando estoy.

DUQUE.

Digo, hermana, que este pliego Me acaban de dar ahora.

CAMILA. Y en suma, ¿ qué dice el pliego?

Que Arnesto ...

DUQUE. CAMILA. (Ap.)

Cielos, que escucho!

DUQUE. Digo, el marqués de Santelmo...

DON JUAN. (Ap.) Declaróse mi fortuna. DUQUE.

Y tu esposo ...

CAMILA. ¿Cómo es eso?

DUQUE. Está dos leguas de aqui; Y basta la quinta me llego. Como es justo, à recibirle.

CAMILA.

Haces muy bien. (Ap. Aun no puedo, De turbada, responder.) MENDOZA.

DON JUAN. (Ap.) A lindo tiempo La dije mi amor, Mendoza,

Sale FORTUN.

FORTUN. Ya te espera el conde Celio.

DEORE. Hermana, adios. Vamos pues .-

CAMILA.

Mil años te guarde el cielo. (Ap. Pero no para casarme.)

DUQUE. Y asi, don Juan, mientras vuelvo, Haz aquella diligencia.

DON JUAN.

¿No dices la de tus celos?

DUQUE. Bien me has entendido; adios. (Vase.)

Sale LEONIDA.

CAMILA.

¿Fuéronse ya?

LEONIDA. Ya se fueron.

CAMILA. Hay suerte mas desgraciada!

LEONIDA.

Descolorida te has puesto.

CAMILA.

Leonida, sin alma estoy; Irme sin bablarle quiero.

MENDOZA. Qué dices de esto? ¿No hablas? ¿Velas, duermes, haces gestos?

DON JUAN. Velo, duermo, sufro, callo,

Amo, olvido, rabio, peno, Huyo, sigo, siento, lloro, Ardo, hielo, vivo, muero, Y no tiene el inflerno Mas ansia, mas dolor ni mas tormento.

¡Ah! ¡ Quién hubiera nacido Sin ojos y sin deseos, O sin valor en la sangre, Para no tener aliento De emprender amor tan alto! Loco fui, yo lo confieso; Mas bien lo pago, Mendoza, Bien lo dice este suceso.

CAMILA. Turbada estoy. ¿Qué he de hacer? Amor y lástima tengo A don Juan, mas soy ajena; Irme quisiera, y no acierto. Qué blandamente me mira! Qué sentido! Qué discreto! Qué enojado! Qué celoso! Qué enamorado! Qué tierno! Casi estoy por declararme. Afuera, respetos necios; Afuera, silencio ingrato; Afuera, cobarde miedo : Sepa don Juan que le adoro, Y sepa... Pero ; qué intento? ¿Que locuras son las mias?

Si me ha de gozar Arnesto, Y don Juan ha de perderme, ¿Para qué puede ser bueno Darle á entender mis flaquezas? Mejor es; yo me resuelvo, Aunque martirice el alma, A decirle que me ofendo De sus locas pretensiones; Viva mi honor, aunque muero .-Oye, don Juan.

DON JUAN. ¿Qué me mandas? CAMILA.

Denantes tu atrevimiento Ya te acuerdas que fué mucho.

DON JUAN. Solo, Señora, me acuerdo Que tú tuviste la culpa, Aunque la pena padezco.

CAMILA. ¿Yo la culpa? ¿Estás en tí? DON JUAN.

Pienso que no.

CAMILA Asi lo creo. Pues dime, ¿qué libertad Has visto en mi casto pecho? Has visto en mi casto pecho? Qué ocasion te dan mis ojos? Qué novedad ves en ellos? Qué apariencias, qué favores, Qué palabras, qué deseos, Qué palabras, qué señales, Para que, atrevido y necio, A mi decoro te atrevas Y me pierdas el respeto? Bueno está mi honor contigo. De tus locos pensamientos : Sov ocasion vo? Sov causa? ¿ Soy ocasion yo? Soy causa?

DON JUAN. Si, Camila; que si el seso, La libertad, la cordura, El alma, el entendimiento, Las potencias y sentidos, El gusto, la vida, el sueño Me quitan tus bellos ojos, Cuyas luces reverencio, Tú y ellos teneis la culpa Yo los vi; ¡pluguiera al cielo Que antes un leon de Albania, Como á humilde conejuelo, Me deshiciera en las uñas Y un tigre manchado á trechos, Hartándose de mi sangre, Bordara con grana el suelo! Pero ya fué suerte mia; No de ti, de ella me quejo; Consiénteme aqueste amor, Pues yo tambien te consiento Que con Arnesto te cases; Y si presumes que ofendo Tu virtud con adorarte, Aquí tienes este acero, Toma venganza à tu gusto, Pásame con él el pecho; Humilde à tus piés estoy.

CAMILA. (Ap. ; Qué pecho habrá tan de hielo, Qué diamante habrá tan duro, Y qué mujer tan de acero Que le escuche y no se ablande À las ansias ó á los ruegos! Ya no puedo resistirme; Perdone mi encogimiento.) ¿Don Juan?

DON JUAN. ¿Qué quieres? CAMILA.

No sé.

Llégate mas.

DON JUAN. Ya me llego. CAMILA

(Ap. Mil colores me han salido.) Digo, en fin, que te agradezco El noble amor que me tienes. (Ap. Pero no prosigo en esto, Que diré mil disparates.)

DON JUAN. Con eso me has satisfecho, Aunque en tu vida me mires.

Soy principal.

DON JUAN. Ya lo veo. CAMILA.

CAMILA.

Viene Arnesto.

DON JUAN. Ya lo sé. CAMILA.

He de amarle.

DON JUAN. Ya lo tiemblo. CAMILA.

No puedo atreverme á mas; Pero, por lo que te debo, Para templarte la pena, Quisiera darte un consejo: Mira, don Juan, del amor El mismo amor es remedio.

DON JUAN.

¿Cómo?

CAMILA. Amando en otra parte. Pon los altos pensamientos En otra dama cualquiera, Y mirala con deseo De que te agrade, y verás Cómo te va divirtiendo, Y me olvidas poco á poco.

MENDOZA.

El consejo, por lo menos, Es de dama de la villa. CAMILA. (Ap.)

Mi propia desdicha intento.

MENDOZA. ¿Y cómo estamos de amor?

LEONIDA. Que si me quiere, le quiero. MENDOZA.

Y si no?

LEONIDA.

Que vaya al rollo. MENDOZA.

Aqui si que no hay rodeos, Invenciones ni tramoyas, Sino amor cristiano viejo, Que habla con toda llaneza.

DON JUAN. Camila, no nos cansemos.

CAMILA.

Yo procure enamorarte.

DON JUAN. Yo agradezco tu buen celo;

Mas no estoy para esas cosas. Doña Hipólita Vicencio

Puede aficionar al sol; Ojos graves, cabos negros, Y canta muy bien á un arpa. MENDOZA.

Lo peor que tiene es eso.

CAMILA.

Luego es defecto cantar?

MENDOZA El instrumento condeno; Porque, fuera de ser broma, Me parece poco honesto.

En parte tienes razon.

MENDOZA.

La postura, por lo menos. Por Dios, que es ocasionada.

CAMILA.

Lisarda tiene buen cuerpo, Lindas manos, muchas gracias, Y se prende por extremo.

MENDOZA.

Oné fea debe de ser!

CAMILA.

Aunque de color moreno. Es doña Francisca hermosa Y el lunar del lado izquierdo Le agracia mucho la cara Estrella, en fin, de su cielo.

MENDOZA.

Mujer morena y Francisca, ¡Mas que la estornuda el pueblo!

CAMIDA.

Dorotea es entendida . Habla bien, y aun hace versos.

MENDOZA. ¡Qué poco dote tendrá!

DON JUAN.

Basta, que me das tormento; Basta, que quieres matarme; Ya te he dicho que si el cielo Formara mas hermosuras Que hay diamantes en su centro, No he de mirar à ninguna.

(Ap. Eso es lo que yo deseo.) ¡Ah! ¡Quiéu pudiera abrazarte Por el gusto que me has hecho! Celia tambien... pero no ; Que ya Celia tiene dueño.

DON JUAN.

Eso quisiera saber.

CAMILA.

Pues ¿impórtate el saherlo?

DON JUAN.

Es curiosidad de amor.

CAMILA. (Ap. Harto mas tiene de celos,

Mas yo lo remediaré.) A mi hermano, à lo que entiendo. Tiene Celia algun amor.

DON JUAN.

Y es eso cierto?

CAMILA.

Tan cierto, Que de ella mísma lo sé; Que aunque le habla con despego, Es solo para probarle; A mí me ha dicho en secreto Que está perdida por él.

DON JUAN.

Ya sabes lo que le debo, Notable gusto me has dado. (Ap. Sin duda al Duque mintieron.) Mas, volviendo á mi desdicha, Ya he imaginado un remedio, Aunque muy costoso al alma, Para no vivir muriendo. CAMILA.

¿Y cual es?

DON JUAN. El de no verte. CAMILA. No me parece que es bueno.

DON JUAN. Antes si , pues no he de estar Viendo à mis ojos ; ay cielos! Mis agravios y tus gustos, Que en estos dias primeros, Claro está que serán grandes.

CAMILA.

Harto al revés los espero. DON JUAN.

Yo me iré, Camila hermosa; Yo me iré donde muy presto Tengas nuevas de mi muerte; Que, ya que sirvo sin premio, No be de ser Tántalo amante Del cristal que no merezco Tu esposo vendrá esta noche, Ya parece que le veo ; Recibirásle cortés, Mirará tus ojos bellos, Abrasarásle de amor. Dará priesa al casamiento, Tratarálo con el Duque, Firmaránse los conciertos Y por dicha ó por desdicha, eré yo testigo de ellos, Pero no de lo demás.

¡ Ay de mí!

DON JUAN.

Porque al momento He de salir de Florencia; Bien puedo, bien, desde luego Empezar á despedirme.

CAMILA

(Ap. Otro golpe mas. ¿ Qué espero?) ¿ Y dices eso de veras? DON JUANS

Oué he de hacer, si te contemplo En brazos de tu marido?

CAMILA.

En efecto, ¿estás resuelto?

DON JUAN.

Claro está.

CAMILA.

(Ap. Pues ya ¿qué aguardo? Qué callo? Qué me detengo?) Don Juan, don Juan de mis ojos, Si las penas, si los ruegos De una mujer que te estima Valen en trance tan fiero, Con lágrimas te suplico (Pues naciste caballero) No me acabes de matar.

DON JUAN Ay, Señora, à qué mal tiempo Sé que te debo ese amor!

CAMILA

Mi honor le tuvo encubierto. ¿ No te quedarás!

DON JUAN.

Repara Repara
En que entrambos nos perdemos;
Tú me quieres, yo te adoro;
Tú te casas, yo te pierdo;
Pues ¿qué hemos de hacer los dos,
Penando, amando y sufriendo?
¿No será mejor no verte?

Si, pero es fuerte remedio. Ay dueño del alma mia, En qué de penas me has puesto! Buena quedaré sin ti, Cuando pierdo por ti el seso! Salid, lagrimas, salid; Romped la puerta al respeto, Y la ocasion os disculpe.

MENDOZA. Vuelve los ojos.

DON JUAN. Ya veo

Que llueve aliófar el sol, Como anda el cielo revuelto. ¿ Haste hecho mal en los ojos?

No sé qué me tengo en ellos ; Mas ya pienso que no es nada.

¿Tú tambien haces pucheros? DON JUAN.

Pues ¿soy de piedra, Mendoza? CAMILA.

Por si acaso no nos vemos En ocasion semejante, Que pienso que será cierto, Toma, don Juan, este abrazo. (Dásele.)

DON JUAN.

Con saber que es el postrero, Me das templado el favor.

CAMILA

Sabe Dios lo que lo siento, Mas es fuerza. Adios.

DON JUAN

Adios: Mi muerte en mi ausencia llevo. Ah, si, que se me olvidaba! (Vuelve.) Dame primero ese lienzo.

CAMILA.

¿Este lienzo? Pues ¿qué tiene? DON JUAN.

Mil tesoros encubiertos.

Toma con él esta joya, (Dásela.) Y estimala por el precio, No porque al cuello la traje.

DON JUAN.

Sola por tuya la beso. Aunque el lienzo me bastaba.

MENDOZA.

A los diamantes me atengo.

DON JUAN.

Como á pobre me bas tratado.

MENDOZA.

Si acaso lo son; que en esto Suele haber bravos gatazos.

LEONIDA.

Oh qué gentil majadero! Cuatro mil escudos vale.

Cuatro mil años bien hechos Vivas.

CAMILA

Como sea con gusto.

DON JUAN.

Señora, no te encarezco De la manera que voy.

CAMILA.

Si es, don Juan, como yo quedo, Milagro será que vivas.

DON JUAN.

Y dicha será si muero.

¿Que te vas? Que no he de verte?

DON JUAN.

Que te ha de gozar Arnesto?

CAMILA.

Qué desdicha!

DON JUAN. Qué dolor! CAMILA.

Qué sinrazon!

DON JUAN.

Qué tormento!-(Disparan dentro.)

Mendoza, ¿qué ruido es ese?

Si no me engaño, sospecho Que es una salva que hace Florencia al recibimiento De tu esposo.

DON JUAN. ¡Que ya llega!

CAMILA.

Es porque no le deseo.

DON JUAN.

Aquí acabó mi fortuna.

Ya se acercan.

Esto es becho.

Adios, señor de mis ojos.

DON JUAN

Harto me dices con ellos.

CAMILA.

Mucho tengo que llorar.

DON JUAN.

Loco voy.

CAMILA. Sin alma quedo.

# JORNADA SEGUNDA.

Salen EL MARQUÉS DE SANTELMO Y LUCINDO.

LUCINDO.

Bella ciudad es Florencia.

MARQUÉS.

No la tiene el mundo igual; Pero vame en ella mal.

LUCINDO. Qué edificios! Qué opulencia!

MARQUÉS. Salió mi esperanza vana; Descontento estoy conmigo.

LUCINDO.

Bien lo hace el Duque contigo. MARQUÉS.

Asi lo hiciera su bermana.

LUCINDO.

Pues qué, ¿ no te mira bien?

MARQUÉS.

Parece que no le agrado. LUCINDO.

Verguenza será, no enfado.

MARQUÉS. Yo presumo que es desden.

LUCINDO.

¿Y cuándo te casarás?

MARQUÉS.

Cuando Camila quisiere, Que será cuando estuviere Mas tratable.

LUCINDO.

En eso das?

MARQUES.

Mi padre el Marqués trató Darme con Camila estado, yo, en parte aficionado

A las nuevas que me dió De su hermosura la fama, Le pedi licencia; y luego,

Movido de un casto fuego, Que honestamente me llama, Rompiendo rizas espumas, Al mar entregué seis naves, Lleno de empresas suaves, Lleno de empresas suaves,
Galas, libreas y plumas,
Formé un campo tan lucido
De soldados, que cualquiera
Un mayo portátil era
Y un abril recien nacido.
Pareció verde jardin
Todo el piélago de sal,
Dejando de ser cristal
Por una tarde; y en fin,
Fueron tantos los colores,
Oue pieso que el mar dudal Que pienso que el mar dudaba Si de elemento mudaba, Viéndose cubrir de flores Llegué à Florencia, y Clenardo A recibirme salió; Ya sabes lo que me honró. Entré en la ciudad gallardo En un valiente alazan De aquellos que alienta y cria La yerba de Andalucia, Tan airoso, tan galan, Tan corpulento y bizarro, Que, al verle peinar el suelo, Pudo codiciarle el cielo Para el tiro de su carro. Para el firo de su carro.
Vi à Camila, mas hermosa
Que la Vénus que en altares
Chipre, con rosas y azabares,
Venera por madre y diósa;
Con el cabello esparcido,
Por mas gala ó mas decoro,
Pareció diamante en oro; Alli el travieso Cupido, Que preso en ellos vivia, Tal vez la frente besaba, Y con los rizos jugaba Hasta que los deshacia. De un ébano transparente Su arquitectura formaban Las cejas, que se apartaban Por dividir cada oriente. Negras las pestañas fueron, Entre oscuros arreboles; Mas ¿qué mucho, si á sus soles Tantos años auduvieron? En los ojos no quisiera Hablarte, por no ofender La majestad de su ser; No tiene en la octava esfera El cielo dos luminarias Dos antorchas, dos estrellas Con mas alma en sus centellas, Si bien à mi amor contrarias. Las manos suyas, en fin, Sacó, entre varios diamantes, De la cárcel de sus guantes, Con diez hojas de jazmin; Ytanto las admiré Cuando su luz adverti, Que, despues que se las vi, De la cara me olvidé; Miróme su cielo hermoso, Y con ser cielo estrellado, Para mi estuvo nublado, Por no decir riguroso. Llegué à abrazarla ; aqui fué Adonde mas me perdi , Porque en sus estrellas vi (Si no fué que me engañé) Ciertas perlas que enjugaba; Y como las detenian, Ya que salir no podian Por lo menos se asomaban. Luego al darme los abrazos, Que la ocasion permitia, Fué con tan poca alegria Y tan caidos los brazos,

Que en sus desvios y enojos Conocí su sequedad; Que una tibía voluntad En el mirar de los ojos, En la risa, en las acciones Se conoce y se declara; Que siempre ha sido la cara Fiscal de las intenciones. Camila, en lin, me desprecia, La ocasion ella la sabe: Y aunque su virtud la alabe, ¿Qué Porcia habrá, qué Lucrecia, Qué Euridice, qué Sulpicia Que lo sea, y que se vea De un hombre que no desea, O por suerte ó por codicia, Gozada? Casta fué Dido, Pero no me admiro, no; Que en efecto la obligó El amor de su marido; Que la mas flaca mujer, En llegando á enamorarse, De su ser suele olvidarse, Y una roca suele ser; Y al revés, la mas honrada Y que mas honor profesa, Si en la cama y en la mesa Mira á un hombre que le enfada, Ya que con la ejecución,
Por su virtud, no le ofenda,
No hay honor que la defienda
Del deseo ó la intención;
Y en llegando à desear O à intentar una mujer. Mucho honor ha menester Para no se despeñar.

LUCINDO

Y si te aprieta Clenardo, ¿Qué has de hacer?

MARQUÉS.

Procuraré

Entretenerle, y diré Cómo por horas aguardo A mi padre, que desea Hallarse en mi casamiento; Y entre tanto el pensamiento, La vista, el alma y la idea Se informarán con recato De su pena y sus enojos.

> Salen CAMILA, muy triste, Y LEONIDA.

Descansa siquiera un rato; Mira que de esa manera Te vas echando à perder, Porque daràs à entender...

CAMILA

AMILA.

(Ay Leonida, à Dios pluguiera
Que mi dolor fuera tanto,
Que la vida me quitara,
Y su fuerza me anegara
En el cristal de mi llanto!

¿Piensas tù que yo no advierto
Que este amor ò esta locura
Ofende mi compostura Ofende mi compostura . Y que ha sido desconcierto De mi valor natural Que liviana me enamore Que ruegue, suspire y llore, Y en efecto, que esté tal (¡Ay Dios!), que no me ha faltado Sino echarme un lazo al cuello? Yo lo sé, pues que por ello Mi triste honor ha pasado. Ya lo he llorado, Leonida; Pero, entormento tan claro, ¿Qué importa hacer el reparo, Despues de dada la berida?

Ya no hay remedio que importe; Ya miré, ya quise bien.

LEONIDA

Si; pero advierte tambien Que en mujeres de tu porte Son culpables los extremos, Aunque sean naturales.

Las mujeres principales ¿No hablamos tambien? No vemos ¿Somos de picdra?

MARQUES.

Alli està.

LUCINDO.

Que llegues será forzoso. MARQUÉS.

Yo voy.

LEONIDA.

Señora, tu esposo. CANILA.

Sabe Dios si lo será. Pues, Señor, ¿tanto cultar? ¿No os hallais bien en Florencia? Pero sentiréis la ausencia De vuestra patria, y estar Con poco regalo aqui.

Por ahora solo siento Veros con poco contento. GAMILA.

Esto es condicion en mi. Y mi falta de salud Me tiene poco gustosa.

MARQUÉS.

Pues si estáis tan achacosa. Aunque en tanta juventud. No es bien teneros en pié; Sentáos, por vida mia.

CAMILA.

Vuestra soy.

MARQUES. Eso querria.

CAMILA. (Ap.)

Antes mi muerte verê. ;Ah, fieras leyes de honor! MARQUES.

No os sentais?

CAMILA. (Sientase.) Ya os obedezco.

(Ap. Por mil caminos padezco.) MARQUÉS.

El no hablaros en mi amor Nace de veros..

CAMILA Callad;

Que me haréis salir colores.

MARQUÉS.

Teneisme con mil temores.

CAMILA.

En cosas de voluntad Sé tan poco... (Ap. Pero miento; Harlo sé, pues sé morir.)

MARQUÉS

Mucho os tengo que decir.

CAMILA. (Ap. & Leonida.) Ay Leonida, no hay tormento Como el haber de escuchar Un hombre que desagrada!

MARQUES.

Pienso que estáis disgustada.

CAMILA.

¿Yo? ¿ Por qué? (Ap. No hay que tratar; El hombre me está matando.) Hanme dado aquestos dias...

#### CUMPLIR CON SU OBLIGACION.

MARQUÉS Diréis que melancolías?

CAMILA. Y suelen de cuando en cuando Apretarme el corazon.

Y despues que yo he venido, Os deben de haber crecido. (Ap. Ciertas mís sospechas son; Esta condicion esquiva Amor es; Camila quiere.)

#### Salen DON JUAN Y MENDOZA.

DON JUAN.

Si tan desgraciado fuere, Montes habrá donde viva; Porque ver, y no gozar, Será muerte para ml.

MENDOZA.

¿no es mejor esperar A que se duela de ti?

LEONIDA.

A don Juan puedes mirar Como al descuido.

CAMILA.

Ya veo

La causa de mi deseo.

DON JUAN.

Con su esposo está, Mendoza.

MENDOZA.

Él llevará gentil moza; ¡Qué talle! Qué olor! Qué aseo!

DON JUAN.

¿Que esto mire, y con mis-manos No me mate?

MENDOZA. ¡Qué imprudencia!

DON JUAN. Ab celos, de amor tiranos!

MENDOZA.

Pues, en Dios y en mi conciencia, Que están como dos hermanos.

MARQUÉS.

Si acaso no os entretengo, Ireme.

CAMILA.

Sois muy galan. MARQUÉS. Vuestro disgusto prevengo.

Sale CELIA.

CELIA

Como sombra de don Juan, Siguiendo sus pasos vengo. Con mi prima hablaba ayer, en mi amor debió de ser; Algo tierno me ha mirado, Sin duda se lo ha contado. No hay tan dichosa mujer!-Señor don Juan

> DON JUAN. Don Juan soy,

Pero no señor don Juan.

CELIA. (Ap.) Loca de contento estoy! Ya como dueño y galan Puedo tratarle desde hoy El lo dice, pues me advierte Que con menos cortesia

Le he de hablar.

CAMILA. (Ap.)

Ah triste suerte, Si amor con celos porfia, Vencerà el honor mas fuerte!

MAROCES.

Como digo...

CAMILA.

Ya os entiendo. (Ap. Mil muertes estoy sufriendo; Celia con don Juan está.) Mi hermano en eso podrá Disponer.

MARQUÉS.

Yo no pretendo Cosa que vos no querais.

CAMILA.

Yo os agradezco el favor. (Ap. ; Ay amor, qué inquieto andais!)

BON JUAN.

Digo que sé vuestro amor. CELIA.

Por mil años lo sepais. DON JUAN.

Camila me lo ha contado; Si miento, de ella lo sé.

CELIA.

En todo habeis acertado. (Ap. Lindo camino tomé Para lograr mi cuidado.) Pues su nombre conoceis, En mi nombre le llevad Esta banda...

> CAMILA. (Ap.) Ojos, ¿qué veis?

CELIA.

Y en ella mi voluntad Mas declarada veréis.

(Dale una banda azul.)

DON JUAN.

Como si yo hubiera sido El dueño de este favor, Le agradezco

GAMILA. (Ap.)

¡Ay atrevido! Ella le ha dicho su amor.

CELIA.

; Notable suerte he tenido!

MARQUÉS

Algun dolor os ha dado, Si no es secreto cuidado, Pues que tanto os divertis.

CAMILA.

Mil necedades decis.

MARQUÉS.

Pues aun no me he desposado. Por no enojaros me voy: (Levántase.) Que he calentado la silla, Y pienso que pena os doy. CAMILA.

Vuestro hablar me maravilla,

Sabiendo, Marqués, quien soy. MARQUÉS.

Estáis con tanto disgusto...

CAMILA.

Ea, llamadle recato. MARQUÉS.

Si vos tuviérades gusto...

CAMILA.

Donde no hay amor ni trato, Nunca el recato fué injusto, Si no es que como à mujer Comun me quereis tratar, Pues que vinisteis ayer, Y ya debeis de pensar Que os tardo mucho en querer.

MARQUÉS.

Pues miradme mas despacio...

MENDOZA. (Ap.)

Oh, qué amante tan reacio!

- MARQUÉS.

Y quizá os agradaré; Que yo entre tanto sabré Quién os agrada en palacio. (Vase.)

LEONIDA.

Enojado va.

¿Qué importa?

CELIA.

Triste parece que queda.

CAMILA.

¿En mi casa y à mis ojos... LEONIDA.

Advierte ...

CAMILA.

Nada me adviertas.

DON JUAN.

Lleguemos, Celia. CAMILA.

Pues bien;

¿Qué conformidad es esa? Qué haceis los dos de esta suerte? MENDOZA.

Oh, qué ojazos que les echa!

DON JUAN.

No era cosa de importancia; Estábame dando cuenta Celia...

CAMILA.

¿De qué? DON JUAN.

De su amor;

Y como yo ...

CAMILA.

De manera Que estarte Celia contando Muy à lo tierno sus penas, No era cosa de importancia?

Pues ¿qué importa que lo sepa, Siendo Clenardo mi amigo?

CAMILA.

Hay tan grande desverguenza? Y esa ¿es buena amistad?

Pues, prima, ¿de que te alteras? ¿No he tratado yo contigo Estas cosas?

(Ap. ¡Yo estoy buena!)
¡Ob, qué presto os concertasteis! CELIA.

Tù no me dijistes ...

CAMILA.

Necia.

Despues te responderé, Y verás de lu imprudencia El castigo.-Y tu, villano, Sin honor y sin nobleza ...

DON JUAN.

¿Qué es lo que dices, Señora! CAMILA.

Si sabes que Celia es prenda De mi bermano...

DON JUAN.

Amo ó solicito à Celia ?

CAMILA.

Oh, qué bien, por vida mia! DON JUAN.

Eso es probar mi paciencia,

CAMILA.

Si divertirte querias

De mi amor, ¿no hay en Florencia Hartas mujeres, don Juan? ¿ Mi casa ha de ser por fuerza Tercera de tus deseos? Pues si la vida me cuesta, Me he de vengar, enemigo.

DON JUAN.

Luego ¿de Celia sospechas En tu agravio?

CAMILA.

No sospecho; Que quien sospecha recela, Y quien recela está en duda, Pues puede ser que no sea; Mas yo lo se claramente. ¿Ese es tu amor, tu firmeza? Mirame, ingrato, á la cara; ¿Qué te dió denantes Celía? DON JUAN.

¿A mí, Señora?

CAMILA.

A ti pues.

DON JUAN.

Pienso que esta banda. CAMILA.

¿Piensas?

Como si no lo supieses.

DON JUAN.

No te entiendo.

CAMILA.

¡Qué inocencia!

DON JUAN.

Como no era para mi ... CELIA.

(Dásela.)

Eso excusarlo pudieras; Que no eres mi madre tú, Para que con tanta fuerza Te informes de mis costumbres; Que es demasiada licencia, Y aun parece...

CAMILA. Celia, quedo.

CELIA. Porque en lu casa me tengas No me has de tratar así: Que en efecto soy tan buena...

Como yo, pero mas libre. Pues dime, ¿ tan grande ofensa Ha sido ver esta banda? No puede ser que yo quiera Hacer otra, para dar A Arnesto, y sacar la muestra Del dibujo y los colores? Por cierto, que está bien hecha; Bien sale el oro en lo azul.

MENDOZA.

Si dama de punto fuera. Noguerado había de ser.

CAMILA.

Aquí parece que hay letras «Don Juan», dice. Bueno, à fe. DON JUAN.

No puede ser.

CAMILA.

Deletrea, por tu vida: Una D y un punto, es esta Cifra del «don»; ¿no es asi? Esta es I, no de las griegas, Llamase larga en Castilla; U pienso que es la tercera; La cuarta es A; ¿vas conmigo?

DON JUAN.

¿Hay tan extraña quimera? CAMILA.

La quinta es N; que todas

(Si las juntas y conciertas) Dicen : «don Juan.» ¿Haslo visto? ¿Ahora serán quimeras Las mias ó desengaños?

DON JUAN.

Serán engaños de Celia. O serán desdichas mias; Mas déjame hablar con ella, Y tú verás...

CAMILA.

¿Qué es hablar? Luego ¿ entiendes que has de verla En tu vida ? Véte luego, No estés en mi presencia; Salte luego de la sala.

DON JUAN.

Si la cólera te ciega... CAMILA.

¿No te vas?

DON JUAN.

Ya lo procuro; Pero primero ...

Tú intentas Descomponerme sin duda.

DON JUAN.

Solo, Señora, quisiera Que Celia dijera en esto La verdad.

CAMILA. Ya no aprovecha. DON JUAN.

¿ Celia?

CAMILA. Mas Celia tenemos?

MENDOZA.

Oh qué brava polvareda Se ha levantado! CAMILA.

Pues, necio, (Échale.) Será de aquesta manera, Ya que contigo no vale Mi razon; véte, ¿qué esperas? CELIA.

No le trates mal.

CAMILA. Si quiero.

DON JUAN. Ya me voy, pero por fuerza.

Sale EL DUOUE.

MENDOZA.

El Duque.

DON JUAN. ¿Si nos ha visto? MENDOZA.

: Oué desdicha!

DON JUAN.

Amor, paciencia. (Vase.)

CAMILA. (Ap.)

Que hubo de venir ahora!

DUQUE.

Pues tú, hermana, descompuesta, Y con don Juan?

LEONIDA.

¿ Qué has de hacer ?

Confusa estoy y suspensa.

DUQUE. ¿Oué dudas? Habla.

CAMILA.

Señor...

CELIA. Si con don Juan no estuvieras Tan terrible...

CELIA.

Va está hecho: Salios todos alla fuera.

Yo tambien?

CAMILA. Y tû tambien. CELIA

¿ Mas que quieres darle cuenta De que á don Juan tengo amor?

CAMILA

Si mi honor peligra, Celia, Habrásme de perdonar.

CELTA. No importa, que estoy resuelta; Di, prima, lo que quisieres. (Ap. Si no estuviera tan cierta De que Camila se casa Con Arnesto, presumiera... Mas quiero quedarme aquí.) Guarde Dios á vuecelencia.

CAMILA.

Confuso tengo á mi hermano. DUQUE.

Ya se han ido.

CAMILA.

Es tan inmensa La pesadumbre que tengo, Hermano y señor, que apenas Puedo hablar.

> Pasa adelante. CAMILA.

Ese don Juan, que en su tierra Debe de ser hombre bajo...

DUQUE.

¿Qué dices? (Ap. Ya el alma tiembla CAMILA.

Aunque sabe que tú adoras A Celia, que, poco cuerda, Le quiere bien... DUQUE.

¿Cómo es eso? CAMILA.

Es tanta su desvergüenza, Que la solicita.

; Ah ingrato! CAMILA.

Denantes le hallé con ella, Y dándole aquesta banda, Que con letras de oro y seda Su nombre dice en mil partes ; Y ceguéme de manera, Que como viste me hallaste.

DUQUE. (Ap. Tienen algunas ofensas Tal circunstancia, que el alma Apenas puede creerlas; Rabiando de enojo estoy; ¿ Esto en el mundo es nobleza? Bien me has pagado, don Juan; Con qué engaños y cautelas Me hablaba en Celia, diciendo Que à quien à mi se atreviera Le hiciera pedazos! Y él (¡qué malicia! qué vileza!) Era el secreto galan Por quien su amor me desprecia; Celia dijo que mi hermana Lo sabia, pues si ella Lo confiesa claramente, ¿ Qué informaciones, qué pruebas Puede haber mas infalibles? Ah ingratitud, qué bajezas No ha intentado tu porfia! Fué Páris de Troya à Grecia, Recibióle Menelao, Dióle su casa y su mesa, Y pagóle el hospedaje Con robar despues a Elena; Lo mismo me ha sucedido; Mas con esta diferencia, Que yo no puedo vengarme Aunque lo pida la ofensa; Don Juan en cierta ocasion Me ha dado la vida, y fuera Linaje de tirania Matarle: con mas prudencia Me he de portar.) Oye, hermana: Yo he pensado..

CAMILA. (Ap.) El alma tiembla, DUQUE.

Que hacerle matar no es cosa" Que está bien à mi grandeza.

CAMILA. Jesus, Señor! ni por pienso. DUQUE.

Mejor es que de Florencia Salga mañana.

CAMILA. Mejor; (Ap. ; Ay don Juan!) DUQUE.

Y sin que entienda

(Vase.)

(Vase.)

La causa.

GAMILA.

Bien me parece, Porque es venganza mas cuerda. DUQUE.

Pues yo voy á prevenirlo; Ah lo que los hombres yerran En no examinar primero El amigo à quien entregan Los pensamientos y el alma Pero ¿quién habrá que pueda Conocer las intenciones. Si á solo Dios se reservan? Y hay un género de amigos De tan vil naturaleza, Que matan con las entrañas Y aseguran con la lengua.

CAMILA. ¡Triste de mi! ¿qué he de hacer? Don Juan se va; ya me pesa, Ya me pesa de haber sido Instrumento de su ausencia; Mas tambien fuera peor Verle, si ajeno le viera; Todo es malo. ; Ay don Juan mio, Qué de pesares me cuestas! Mañana se va ; yo quiero Avisarle que me vea Esta noche, porque ya Que loca de amor me deja, Se lleve á España mis celos, Y yo quede satisfecha. Todo lo rinde el amor; Guárdese la mas compuesta, La mas fuerte y retirada. De abrir una vez la puerta A este rapaz, que despues No aprovechan resistencias; Porque ve por otros ojos, Ove por otras orejas, Gusta por otros sentidos, Obra por otras potencias, Y en efecto, toda el alma

Sale EL MARQUES.

MARQUÉS.

Hermosa noche, que al ligero dia, Fénix de breves boras, va siguiendo; Tù, sombra belada; tù, tiniebla fria; Tu, que del mar Océano saliendo Tumulo tienes en sus conchas bellas, La mitad de la vida dividiendo Negro bulto de cándidas centellas, Que al risco subes de los once cielos, Argos de tantos ojos como estrellas; A averiguar la causa de mis celos Sale mi noble honor, en confianza De tus hermosos, aunque pardos velos; Favorece piadosa esta esperanza, Asi goces del Erebo, tu esposo, En cuanta tierra Radamanto alcanza; Así al mayor planeta, al sol hermoso Asi al mayor Que desde el polo opuesto está mirando Tu resplandor, le tengas envidioso; Asi en tranquila paz, en ocio blando Ejércitos de antorchas te coronen, La dorada muralla matizando: Y pues los astros son los que disponen De los sucesos de la vida humana, Y en tantas penas como ves meponen. Consúltalos por mí, bella Diana, Salga yo de las dudas en que vive Mi loco amor y mi esperanza vana; Quiero bien a Camila, que recibe Con poco gusto un alma que la he dado, Y en su silencio su desden me escribe. En la mesa, en la silla, en el estrado Suspira si me ve, mas no suspira Porque mi amor obligue á sucuidado; Las quejas y las lágrimas retira, Y banando en clavel las azucenas, Se vuelve al cielo y à traicion me mira; En fin, la tienen tan secretas penas, Que muchas veces suele estar conmigo; Oh amor, lo que arrebatas y enajenas! Y no responde à cosa que la digo Y cuando quiere hablar, tal vez turbada El nombre va à decir de mi enemigo; Otras veces está tan desgraciada, Que el almohadilla y el cambray arroja, Y no la alegra ni divierte nada; Si culpo su desden, luego se enoja, Y si mi amor la digo, enternecido, Le escucha desabrida y se acongoja. Amar un hombre mal correspondido, Y porfiar, estando despreciado, Puede siendo galan, mas no marido; Porque aventura solo su cuidado, No su reputacion, que amar dudoso Puede matar à un hombre si eshonrado, Negándome al sosiego y al reposo, Salgo á buscar mi desengaño (¡ Ah cieflos!),

Y no quisiera hallarle temeroso: Lince es amor, si le acompañan celos; Yo sabré, yo sabré, Camila ingrata, Aunque à mi costa, quién te da desve-

Cual suele cazador (mientras dilata El pajarillo su prision futura) Fiarse del silencio de una mata, Y desde alli con traza mas segura, Haciendo de las ramas celosias, Acechar su graciosa travesura, Asi mi amor en las desdichas mias Esperará, no gustos, sino daños, Y mis cuidados servirán de espias. Yo sé que encontraré mis desengaños; Que siempre el ciego amor anda à des-

Para poder hablar en sus engaños Dicen su amor las aves à la aurora, Mas los amantes à la noche oscura, Que no busca la luz quien ama y llora. Mientras Camila duerme mal segura,

De sus paredes informarme espero Quién goza de su amor y su hermosura. En puertas, en jardin, casa y terrero Asistiré toda la nocha amante, Hasta ver el dichoso caballero; Y en llegando à saberlo, vigilante Advertido, prudente, cuerdo y sábio, Aunque mi amor se ponga por delante. Huire el peligro o vengaré mi agravio.

Salen MENDOZA YLEONIDA, con luz.

LEONIDA. Pisa con tiento, Mendoza. MENDOZA. Mas valiera no pisar.

LEONIDA. Eso, à mi ver, es temblar.

En casas de toda broza Puede un hombre entrar sin miedo; Mas aqui...

LEONIDA. Pues ¿qué hay aquí? MENDOZA.

Pues ¿ es barro, pésia á mí... LEONIDA.

El pésia quiero mas quedo. MENDOZA.

Un hermano confirmado Y un marido en profecía? LEONIDA.

Mucha desgracia seria

Si viniesen.

MENDOZA Lindo enfado; Mal conoces mi ventura; Si ha de parar en mi ultraje, Vendra todo su linaje, Y qué cierto!

LEONIDA. ¡Qué locura! MENDOZA.

Mas, dejando este temor, Aunque él no me deja á mi, ¿A qué venimos aqui?

LEONIDA.

A despedir nuestro amor, Que os vais mañana; confieso Que siento perder tus prendas.

MENDOZA Harémos Carnestolendas Esta noche, segun eso; Pero don Juan ¿ qué ha de hacer?

LEONIDA. Ver, sentir y desear.

MENDOZA. No dices conglutinar?

LEONIDA. Eso imposible ha de ser.

MENDOZA.

La ocasion es cosa grande. LEONIDA.

Tiene mi señora honor. MENDOZA

Qué importa donde hay amor ? LEONIDA.

No hayas miedo que se ablande. MENDOZA.

Y si mi amo porfia?

LEONIDA. Resistiráse enojada.

MENDOZA Y si hubiese Tarquinada,

Tiene en voluntad ajena.

Qué ha de hacer su señoría? Esto no tiene respuesta.

Si no quiere, es por demás,

Salen DON JUAN Y CAMILA.

DON JUAN -

¡Qué! ¿desengañada estás? CAMILA.

Hartas lágrimas me cuesta; Yo misma me eché a perder DON JUAN.

Que tal dijeras de mi!

CAMILA.

DON JUAN.

En efecto te perdi; Mañana no me has de ver.

Que tú me hayas desterrado! CAMILA.

Quien habla con celos, yerra. LEONIDA.

¿Cerraré la puerta?

CAMILA

Cierra Y estad los dos con cuidado; Tú, Señor, siéntate aqui.

LEONIDA.

La flave quito.

CAMILA.

Rien baces. MENDOZA.

Hasta ahora todo es paces,

LEONIDA.

Siéntate tú junto à mi.

CAMILA.

La causa que te ha tenido, Don Juan, de tu casa ausente, Quisiera saber.

DON JUAN.

Detente. Que ya me has enternecido; Mas oye, porque el dolor Disculpes, y no te admire

Que la memoria suspire. CAMILA.

Ya escucha mi loco amor.

DON JUAN. Mi nombre no es don Juan, ni mi ape-De Cardenas tampoco, si bien fuera Gran lustre de mi sangre haber tenido Alguna parte en su divina esfera; Don Cárlos soy Enriquez, traza ha sido De mis sucesos y fortuna fiera Mudar de nombre, no sin causa alguna Aunque nunca he podido de fortuna Naci segundo, y por razon de estado, Apenas vi la cara á veinte abriles, Cuando, á Pálas y á Marte aficionado, Los amores dejé, rémoras viles ; Y de mi ardiente espiritu animado,

Mas nombre mereci que el griego Aqui-Fles. · Hasta que en pocos lances (; cosa extraña!)

Capitan de caballos volví à España. Llego à mi casa con aquel contento Que ausencia de seis años merecia, V cuando aguardo (;ay loco pensa-[miento!)

Que à abrazarme saliesen à porfia, Con lágrimas de pena y sentimiento El suyo cada cual decir queria, Y la fuerza del ansia lo estorbaba; Que en el dolor la lengua tropezaba. Busco à mi padre, que, enpiedad baña-

Mi deshonra y su pena me declara Y viéndome tan hombre y tan soldado A sus ojos me arrima y á su cara. Ay, dice enternecido el viejo honrado, Si una hermana que tienes te faltara Y viendo en fin que sin color le escucho, Vuelve à llorar, con que me dijo mucho No has visto de la sierra el verde campo Cuando cubre la nieve su escultura, Y un arroyuelo, cuyo aljófar blanco Por el rizo cristal pasar procura? Pues de esa suerte de la nieve al ampo, Que en sus cándidas canas se figura, Un arroyo de lágrimas cubria, Y por la plata hasta los piés corria. Supe en efecto que mi loca hermana, Amando de secreto à un caballero, A quien el brio con la edad temprana Galan ocasionaba, aunque extranjero, A su honor se atrevió, necia y liviana, Sirviéndole su gusto de tercero, Que del alma una vez franca la puerta, Al mayor imposible se concierta. Y viniendo mi padre (; triste suerte!) De palacio una tarde, vió una escala, Que al hierro de un balcon atada y fuer

Los de mi hermana Estela le señala; Y a poco rato cuidadoso advierte Y à poco rato cuidadoso advierte Que baja un hombre, y con ardiente gala En el ultimo paso le detiene, Con él seabraza y hasta el suelo viene. Estela, que miraba el triste caso Desde su cuarto, el pecho lastimoso, A voces dice: «Padre y señor, paso; Mira que ofendes mi querido esposo.» Mi padre eutonces deteniendo el paso, Y juntamente el golpe riguroso, Si es verdad le pregunta « vél usano Si es verdad le pregunta; y él, ufano, «Yo gano en eso, dice; esta es mi ma-O fuese que la daha arrepentido, [no.» Pension de la belleza, que gozada, Se suele carear con el olvido, Y de querida pasa à despreciada, O que no la gozó para marido. Porque, sacando la traidora espada, Y otros con él, que al silbo respondie-

Villanamente de mi padre huyeron. Corre tras ellos el honrado viejo, A pesar de sus años, tan brioso Como pudiera yo, que soy su espejo Tanto obliga un agravio cauteloso Mas entrando las fuerzas en consejo, Se quejan de su espíritu animoso, Y rendido á la edad yerta y cansada, Se vuelve haciendo báculo la espada Esto supe, Señora, el triste dia Que entré en la corte ; ; mira qué laure-Para honrar la española gallardía, Que mereció buriles y pinceles! Yo entonces, viendo la nobleza mía Destinada á rigores tan crueles, Maldije á mi valor, maldije á Pálas, Quemé las plumas y rompi las galas. Cual suele el iris, del terrestre velo Cálida exbalación, con los colores, Llover á un tiempo y afeitar el cielo, Siendo nube y jardin, con agua y flores Así, Camila, yo (¡qué desconsuelo!), Las galas convirtiendo en pundonores, Iris de un aposento parecia, Pues mas lloraba cuanto mas lucia. Examino á mi bermana, que, corrida Viendo tan clara su mayor desbonra, A un monasterio retiró su vida, Ultimo asilo en la perdida honra; Mas ni al rigor ni al ruego persuadida, Nunca quiso decir quién la deshonra Que aunque la accion colérica infama

Al dueño siempre del agravio amaba.

Viendo en fin suporfia, y que miafrenta En corrillos de mozos, plaza y calle Se murmura, publica, trata y cuenta, Siendo forzoso que lo escuche y calle; Valgome de mihonor, que altivo intenta Pelear con mi agravio hasta vengalle; Y en efecto, gallardo me resuelvo, Y en efecto, gallardo me resuervo, Salgo de España y á Florencia vuelvo. Supe que era extranjero mi enemigo, Bien dispuesto, galan y gentilhombre, Y.con aquesta luz, sin luz le sigo, Mudando patria, calidad y nombre; Con todos trato familiar y amigo, [hombre, page 1 av plica] à un

Por si puedo encontrar ; ay Dios! á un Cuyo rostro no sé ni nacimiento; [to. Honrado, aunque imposible pensamien-Acuchillaban à tu noble hermano, Una noche, encubiertos, seis traidores; Defendile la vida cortesano. Honróme con su casa y mil favores; Llegné á mirar tu cielo soberano, Abrasóme tu luz, díjete amores , Vino Arnesto, lloré mi muerte triste; Lo demás tú lo sabes, pues lo hiciste.

(Llaman.)

LEONIDA.

¿Oyes, Mendoza?

MENDOZA.

Muerto estoy, Leonida. LEONIDA.

Válgame Dios!

CAMILA.

¿Qué es eso ?

LEONIDA.

Un golpe han dado

En la puerta.

MENDOZA.

; Jesus!

CAMILA.

Yo soy perdida.

DON JUAN.

Sin duda que los dos babeis soñado. Repórtate, Señora, por tu vida.

(Vuelven d llamar.)

MENDOZA.

Mira si escampa.

CAMILA.

Toda me he turbado.

Don Juan, ¿qué hemos de hacer? DON JUAN.

Hay tal desdicha!

LEONIDA.

La puerta quiebran.

CAMILA.

Yo naci sin dicha.

Escondete.

DON JUAN.

Quien llama ya ha sentido Que hay hombre aqui; mata esas luces [presto, Y abre esa puerta tu.

CAMILA

Ya crece el ruido.

DON JUAN.

Y en entrando quien fuere...

MENDOZA.

¿Qué es aquesto! DON JUAN.

Camila y tú os saldréis.

LEONIDA.

Ya te he entendido.

DON JUAN.

Mendoza y yo, con animo dispuesto, Estarémos à ver la intencion suya.

MENDOZA. No me metas à mi, por vida tuya. LEONIDA. Ya la puerta está abierta.

MENDOZA. Vive el cielo, Que he de asirme à Camila!

Sale EL MARQUES.

MARQUÉS.

Ya saldréis de sospecha y de recelo! LEONIDA.

Sigueme.

CAMILA. Muerta voy. MENDOZA.

Y yo confio

Ser de la procesion.

(Vanse los tres.)

DON JUAN.

Ya no hay consuelo Para mi pena, ya es ninguño el brio.

MARQUÉS. [den.

La luzhan muerto, y hácia alli se escon-¿ Quién va?

DON JUAN. Confuso estoy.

MAROUÉS. No me responden?

DON JUAN. La voz no es de Clenardo.

MARQUÉS.

Hará el acero

Su oficio.

DON JUAN.

Ya es forzoso defenderme. MAROUÉS.

Hombre, ó quien eres, habla. DON JUAN.

Ah rigor fiero!

MARQUES.

Yo te he de conocer...

DON JUAN.

¿Cómo, sin verme?

MARQUÉS.

O he de matarte.

DON JUAN.

Pues morir primero ... Oh si hallara la puerta!

MARQUÉS.

Esto es molerme.

BUQUE. (Dentro.)

Fortun, dame una espada.

DON JUAN.

Este es Clenardo.

DUQUE.

Saca un hacha, Teodoro.

DON JUAN.

Ya ¿qué aguardo ?

Salen EL DUQUE, con la espada desnuda; FORTUN y TEODORO, con un hacha; don Juan encubierto à un lado, y el Marqués al otro.

TEODORO.

Señor, por esta parte...

DUQUE.

¿Espadas en mi casa y á tal hora? Es el Marques?

MARQUÉS.

Senor?

DUQUE.

Pues ¿cómo, Arnesto? DON JUAN.

Hay tal desdicha!

MARQUÉS.

Yo pasaba abora -

Acaso por aqui...

DUQUE.

Dilo de presto.

MARQUÉS.

Y aquel hombre, Señor, que deshono-

No pases adelante.

MARQUÉS.

Hallé cerrado

En esta sala; diome, en tin, cuidado;

Que he de casarme, y piensan mis des-Que no estaba tan solo, cuando digo... DUQUE. (Ap.)

Este es don Juan.

MARQUÉS.

Y de mi honor los celos

Me obligaron.

DUQUE. (Ap.)

"El talle es buen testigo.

Que un hombre se confie tanto ;ah cie-En mi amistad, y que por ser amigo Me agravie!

MANQUÉS.

¿Qué respondes?

DUQUE,

Que te vayas

MARQUÉS.

¿Asi en mi ofensa, Duque, te desmayas? DUQUE.

No es tuya, Arnesto, y cuando tuya fue-Yo soy marido ahora.

MAROUÉS.

Bien infieres,

Pero yo lo he de ser.

DON JUAN.

; Ah suerte fiera!

DUQUE.

En esta casa, Arnesto, hay mas muje-Yo sé quién es el hombre (salte fuera), Y sé que no te agravia. Pues ¿qué quie-Deja una luz, Fortun.

MARQUÉS.

De ti me fio.

DUOUE.

Y despejad.

MARQUÉS. Confuso voy. FORTUN.

¡Qué brio!

(Vanse.)

DUOUE

Descubrete; ya se fueron. Si no es que de estas paredes (Como, en fin, testigos fueron) Verguenza tengas, y quedes Corrido de que te vieron.

DON JUAN. (Ap.) Va echó el resto mi fortuna. DUQUE.

Ya, don Juan, sin causa alguna La cara encubres, honrado, Porque no es razon de estado Tener dos y encubrir una.

Ya te he conocido, ingrato, Y si abora no te mato, Es por tomar mas venganza, Con que sepas que se alcanza A conocer tu mai trato; Porque á un hombre de nobleza, De valor y gentileza, Pienso que basta a matarle Solamente el acordarle De que ha hecho una bajeza.

DON JUAN. Ahora déjame hablar.

DUOUE.

Pues tú ¿ qué puedes decir? DON JUAN.

Si no quieres escuchar ...

Si es disculparte, es mentir, Y será mejor callar.

DON JUAN.

DUOUE.

¡Qué esto sufra! Considera...

DUQUE.

De disculpas no me trates; Todo es traicion y quimera.

DON JUAN.

Sufriréte que me mates, Pero no de esta manera.

DUQUE.

Yo sé que Celia te adora, Hállante en su cuarto abora ; Pues ¿qué puedes responder, Que no pare en ofender A quien su cielo enamora?

DON JUAN. (Ap.) Hay tal modo de penar Que por fuerza he de callar, Y he de confesar por fuerza Que Celia mi amor esfuerza; Y aunque mejor es hablar Y decirle ... Pero no; Que se casa con Arnesto Camila, y presumo yo Que mas se ofendiera de esto.

Mi esperanza me engañó. DUOUE. Si el alma un cristal tuviera (Como cierto dios queria). Menos traiciones bubiera, Pues cada cual temeria Que su infamia se supiera. No hubiera en el mundo engaños. Cautelas, juicios extraños, Traiciones, falsos testigos, Ni con máscara de amigos Ilubiera secretos daños. No hubiera malas ausencias Ni encontradas voluntades Por opuestas diferencias ; Ni hubiera en las amistades Injustas correspondencias. No hubiera amigos fingidos, Que el bien ajeno les mata,
Que el bien ajeno les mata,
De su envidia persuadidos;
Ni hubiera mujer ingrata
A servicios recibidos.
No hubiera en hombres discretos Malas palabras y afrentas, Quizá por falsos concetos; Ni hubiera muertes violentas Por intereses secretos. No ofreciera un gran señor Su casa à amigo traidor; Que aun suele el mas verdadero Ser, por ventura, el primero Que hace el tiro en el honor.

No hubiera libres intentos En mujeres principales

De mas altos pensamientos;

Ni en los hombres desiguales Cupieran atrevimientos. en efecto, cada cual Fuera cortés y leal , Fuera amigo y noble fuera, Porque á la lengua siquiera Correspondiera el cristal. Vuélvete á España, y advierte Que, si no te doy la muerte, Es porque te quise bien.

DON JUAN. (Ap.) Qué mas pena, dulce bien, Que haber de vivir sin verte! DUOUE.

No estés mas en mi presencia; Que, por vida de mi hermana...

DON JUAN. Ya obedezco à vuecelencia. DUQUE.

Que te haga matar mañana Si no sales de Florencia. Vé tú delante.

> DON JUAN. Senor ...

DUOUE.

No es favor, sino temor. DON JUAN.

De mi te recelas ya? DUQUE.

Si; que cualquier cosa hará El que una vez fué traidor. El primero has de pasar. DON JUAN.

Nunca he tenido esa fama.

DUQUE.

Yo lo puedo sospechar, Pues quien me quitó la dama Tambien me sabrá matar.

# JORNADA TERCERA.

Salen DON JUAN, con capa, botas y espuelas, y MENDOZA.

Bueno vas de la cabeza.

DON JUAN.

¿ Ataste ya los caballos? .

MENDOZA

Ya quedan los dos mordiendo De ese alcacer à pedazos; Y segun vienes, presumo Que pudieras ayudarlos.

DON JUAN. Tan necio soy, porque siento ¿Tan necio soy, porque siente Perder lo que quise tanto? ¿Es el alma algun diamante? Es el corazon de mármol? ¿Heme criado entre fieras? Tengo parentesco acaso Con algun peñasco de estos ? ¿No fui hombre, y hombre amado, Que quiero bien á Camila? No me destierra Clenardo? No ha de gozarla el Marqués? No he de verme sin sus brazos? No salgo, en fin, de Florencia?
Pues en dia tan amargo,
¿Qué mucho que, loca el alma
(Si puede ser que la traigo),
Se queje, suspire y llore?
El aliento de soldado No implica, no, con mi amor;

Que ya sabe el mundo cuantos Que con la espada y la pluma Escribieron y mataron, Lloraron de amor mil veces. Ves un escuadron armado pe lanzas y de paveses, Polvora, flechas y dardos? Pues hago testigo al cielo Que no le temiera tanto Como à Camila estos dias. Cuando peleo, me valgo De la destreza ó el brio, De las armas ó los brazos; Mas de una mujer hermosa Qué defensa, qué resguardo Tendrá quien la adora humilde Y la pierde desdichado? No la viste esta mañana Cuando me dijo temblando: «Adios, señor de mis ojos, A España os vais; acordáos De esta vida que fué vuestra; yo no me caso, mi hermano
Me fuerza, mi hermano quiere
Que yo muera»? Y de alli à un rato
¿No viste arrojar los ojos
Mil perlas, que al alabastro
Se deslizaban, y à veces,
Mas comedido algun grano,
Se paraba en el camino? Se paraba en el camino? Que, como todo el espacio Era jardin, y las flores Con el agua crecen tanto, Embargaban el cristal, Y era cada perla un mayo. Yo vi quejosa la boca , Porque al clavel de sus labios

No le alcanzaba su parte. MENDOZA

Lindamente lo has pintado.

DON JUAN.

No sé, Mendoza, qué tiene Cualquiera mujer Horando, Que lleva el alma tras si.

MEYDOZA.

Yo he visto alguna, que el diablo Pudiera esperarla.

DON JUAN.

¿Cómo?

MENDOZA.

Hacia gestos revesados. Y de su lugar sacaba La boca, y del cuarto alto De la señora nariz Bajaban bravos emplastos; Traslado á un lienzo de requiem.

DON JUAN.

Cuando es sin concierto el llanto, A cualquiera descompone; Pero un llorar recatado, Que no se declara bien, Y que el dueño está mostrando Risa en la boca, y los ojos La desmienten, este alabo. La Condesa, en fin, ¡ay Dios! (Aun del nombre me acobardo), Lloraba con mucho aseo: Pues, Mendoza, si yo amo, Con tal disculpa, bien puedo Sentir y llorar, que el llanto Es consuelo de las penas.

Sí; mas sintiendo y llorando Pudiéramos caminar. DON JUAN.

Si ves que con cada paso Me voy dando à mi la muerte, Déjame morir despacio; Déjame contar mis ansias

A estas flores, à este campo, estas aves, à este arroyo, Que furioso y despeñado. Quiebra en las peñas el brio, Que la noche tuvo atado.

Para salir en ayunas En linda venta paramos. ¿Pedirémos de comer?

DON JUAN.

Desde aqui se ve el palacio.

MENDOZA.

¡ Así fuera una hosteria! Pues ¿ qué mucho, si aun no estamo Cuatro millas de Florencia?

¿ Tanto habemos caminado?

MENDOZA.

Esto llamas caminar ? DON JUAN.

Es volar.

MENDOZA.

Pues à este paso Llegarémos à Madrid De aquí à muchisimos años, Y habrás menester teñirte.

DON JUAN.

No fuera yo tan liviano Cuando llegara ese tiempo.

MENDOZA.

Ya es uso.

DON JUAN. Llamale engaño. MENDOZA.

Hombre he conocido yo Que se acostó bueno y cano. Y amaneció ¡Dios nos libre! Con bigotes naranjados Y cabello verde-mar.

DON JUAN.

Y á ese tal ¿ se le quitaron Los achaques?

No. Senor: Mas era muy adeudado; Y como sus acreedores Le habian conocido bayo, Y le miraban morcillo, Andaban tan deslumbrados Que à él mismo le preguntaban : «¿ Vive aquí el señor Fulano?» Y él respondia muy sesgo : « Ya ese hombre se ha mudado, Habra un mes, à otra parroquia. Y así anduvo muchos años Conservando sus trapazas, Sin pagar á nadie un cuarto.

DON JUAN. Trátame en Camila, y deja Disparates; dime algo De aquel mirar amoroso, De aquel rostro soberano, De aquellos negros luceros, Que son negros y son claros. Ahora ¿qué hará? MENDOZA.

Se estarà desayunando Con cualque polla de leche. Y en un búcaro leonado Pedirá de agua cocida Dos ó tres ouzas, si acaso No viene, en lugar del agua. Un cuartillo de lo caro; Que ya es uso entre las damas, Y suelen beberlo en barro, Por amor de los mirones.

DON JUAN.
Eres, en fin, hombre bajo.
MENDOZA.

Pues ¿ qué quieres ? ¿ Que Camila No coma, y se esté llorando Muy à lo tierno? ¿ Apostemos Que estáis los dos consolados Antes de cuarenta horas? No bay para el amor ruibarbo Como la ausencia.

DON JUAN.

Es locura.
Yo sé, Mendoza, que traigo
Fuego para muchos dias;
Si yo la hubiera gozado,
Pudiera ser que, como hombre,
Me olvidara; pero amando
Siempre con sola esperanza,
Mal podré, y amando tanto.

MENDOZA.

Solo estuviste con ella.

DON JUAN.

Pues ¿qué importa? ¿ A su recato Querias que me atreviese?

MENDOZA.

¿Cortárate pierna ó brazo?

Enojárase, que es mas.

MENDOZA.

Harto mas se enojan cuando Miran á un hombre alfeñique , Todo deseo sin manos.

DON JUAN.

A las suyas me atreví, Y pienso, si no me engaño, Que à la boca las llevé.

MENDOZA.

Y ella ¿ qué hacia entre tanto?

DON JUAN.

Reñirme el atrevimiento, Escondiendo el alabastro, Que pasó plaza de fuego, Siendo cristal condensado.

MENDOZA.

En fin, las manos te dió; Si fuera como en el rastro, Vinieran con vientre y todo; Mas, dejando aquesto à un lado, ¿ Qué hay de Celia?

DON JUAN.

No la mientes, Que, en lin, de todos mis daños Es la ocasion, pues el Duque, Pensando que yo la amo ; Me destierra de la corte.

MENDOZA.

No pienso que lloró tanto Como Camila.

DON JUAN.

Su amor Apenas llegó à cuidado; Fué un modo de entretenerse Como de dama en palacio.

MENDOZA.

Y tū, como hombre y en selva, ¿Cuándo quieres que nos vamos?

DON JUAN. Mendoza, cuando quisieres.

MENDOZA.

lré à poner los caballos?

DON JUAN

Bien puedes.

MENDOZA. ¿Y desde dónde He de llamarte don Cárlos? DON JUAN. Hasta España don Juan soy.

(Vase Mendoza.)

Aves que correis volando, Si acaso vais à la corte Y pasais por el palacio, Decid, decid à Camila De la manera que parto, Llevadle allà mis suspiros. — Y vosotros, montes altos, Que parece que en los cielos Pretendeis aposentaros, Habladla en mis pensamientos, Pues los habeis escuchado; Y tú, travieso arroyuelo, Que bajas, hecho pedazos, A ser vida de las flores, Siendo lisonja del prado; Aunque murmurando sea, Dile la vida que paso. Y dile que voy sin mi.

Sale LUCINDO, de camino.

LUCINDO.

Ventura ha sido el hallaros, Señor don Juan.

DON JUAN.

¿Quién me llama?

Es Lucindo?

LUCINDO.

Y vuestro esclavo.

¿ Venis de Florencia?

LUCINDO.

DON JUAN.

Adonde bueno?

LUCINDO.

A buscaros;

Este os envia el Marqués.

DON JUAN.

¿Para mi? ¡Notable caso! ¿Qué puede ser? Mas yo leo; Dice así.

No es de cuidado.

(Lee.) « Vuestra partida ha sido tan »breve, que no ha dado lugar á que »me despidiese de vos, y os suplicase »deis en Madrid ese pliego, avisándo»me del recibo, y cobrando respuesta; »hacedlo por vuestra vida, que es di»ligencia que importa á mi voluntad; »y á Dios, que os guarde. De Floren»cia.— El morques de San Telmo.»

LUCINDO.

Este es el pliego.

DON JUAN. Diréis

Al Marqués que con cuidado Haré lo que me ha mandado.

LUCINDO.

Todo ese amor le debeis.

DON JUAN.

LUCINDO.

Fuera de deberlo, es justo. ¿Ha estado en España Arnesto?

Si . mas volvióse muy presto.

DON JUAN.

¿Cómo?

Por cierto disgusto, Que en sangre pudo parar, Dios os guarde.

Adios.

LUCINDO.

Adios. (Vase.)

DON JUAN,

Fuése Lucindo, y por Dios,
Que me ha dado qué pensar;
De cualquiera que me dice
Que ha estado ó viene de España,
Imagino (¡cosa extraña!)
Que de mi afrenta infelice
Es la causa, y el autor
De aquella infame cautela
Que tiene à mi hermana Estela
Sin quietud, gusto ni honor.
Dice Lucindo que Arnesto
Tavo en España un pesar,
De que vino à resultar
Que se ausentase mas presto
Que quisiera, ¡Loco estoy!
Mas si este principe fuese
Quien ofendido me hubiese,
Y de quien huyendo voy...
Pero ¿qué dudo? Yo leo;
A la carta me remito;
Dice, pues, el sobrescrito:
(Lee.) « A doña Estela» (¡Qué veo!)
Alma, el dolor prevenid.
(Lee.) « Enríquez (¡hay caso igual!),
» En el convento real
De los Angeles, Madrid.»
Sin alma, sin ser, sin vida
Y sin aliento he quedado;
Que ya sé quién me ha afrentado.
La sangre, que repartida
Por venas y cuerpo estaba,
En tan terrible ocasion
A amparar el corazon
Se ha venido. ¡ Ah fuerza brava
Del sentimiento! La nema

(Abre el pliego.) Rompo, por saber mejor Mi desengaño. (¡Ay honor, Qué mucho que el alma tema!) (Lee.) « Despues, Estela, que quiso »El cielo que te perdiera, » Y que la culpa tuviera o(; Ah cielos!) mi poco aviso (Ap. Muerto estoy, como otro Anfriso), »Lloro las prendas perdidas, »Que, aunque el estar divididas Niegue á mi amor otras palmas, »Mientras se abrazau las almas, »No hay ausencia entre las vidas,» Bien desengañado estoy. Bien desenganado estoy.

No leo mas; yo mataré
A mi enemigo, y yo haré
Que Italia sepa quién soy.
Con celos y agravios voy,
Los celos ya procuraban
Su muerte, pero no ballaban Harta causa, y á la cuenta, Se han valido de mi afrenta, Viendo que ellos no bastaban. Perdone el Duque el rigor En que mi bonor se resuelve; Que el alma à Florencia vuelve Solamente por su honor. Palabra di à su valor De ausentarme à mi pesar ; Mas no la debo guardar, Que en tan infeliz estado, De dejar de ser honrado Ninguno la puede dar.
Que pierda la vida, es bien,
Por mi honor; que, en conclusion,
Para sola una ocasion
La guarda un hombre de bien.
Quien sufre una ofensa, y quien
Su honor deja al albedrio
Del vulgo, no tiene el mio. Del vulgo, no tiene el mio, Ni procede como sábio; Que dormir sobre un agravio

Es virtud, pero no brio Como amante y ofendido , Mi honor y mi amor serán Los que muerte le daran; Mi amor celoso y corrido, Mi honor mucho y mal sufrido; De suerte que amor y bonor Han de juntar su valor En la venganza que espero; Mi bonor blandiendo el acero, Y animandole mi amor.

#### Sale MENDOZA.

MENDOZA. Como tan despacio estas He vuelto à atar los caballos. DON JUAN

Pues ya puedes desatallos; Pero la vuelta darás A Florencia. MENDOZA.

¿Estás loco? Aquesto mas! DON JUAN.

Antes que parta De la corte...

MENDOZA. ¡ Lo que ensarta! DON JUAN.

He de matar à un traidor; Arnesto ofendió mi honor,

MENDOZA.

¿Quién lo ha dicho?

DON JUAN.

Aquesta carta, Que él propio á mi hermana escribe. MENDOZA.

¡Bravo caso! ¿y qué has de hacer? DON JUAN

Entrar de noche y perder La vida, si acaso vive Quien tales nuevas recibe, MENDOZA.

¿Quién las trujo?

DON JUAN. Su criado.

MENDOZA.

¿Y á qué te has determinado?

DON JUAN. ¿Querrame tu amor seguir?

MENDOZA.

Claro está.

Pues á morir, O á volver á España honrado. MENDOZA.

Lo primero puede ser. DON JUAN.

Y vengarme ¿ por qué no? MENDOZA.

Por ser quien es, pienso yo. DON JUAN.

Mas es mi honor que el poder. MENDOZA

Pues di, ¿ cómo lo has de hacer? DON JUAN.

Mendoza, como pudiere; Tù verás que Arnesto muere. MENDOZA.

Y si hay cuchillo y prision? DON JUAN.

Cumpla yo mi obligacion, Y venga lo que viniere. (Vanse.)

Salen CAMILA Y LEONIDA.

CAMILA.

Si bien me quieres, Leonida, Haz por mi lo que te digo, Usa esta piedad conmigo, Quitame esta triste vida, excusame de tener Otra peor que me espera, Antes que mi suerte flera Mi verdugo venga à ser. ¿ Don Juan ausente y yo viva? Limitado amor ha sido; Poco, Señor, te he querido, Pues que la fuerza excesiva De mi amorosa pasion. No hasta, en trance tan fuerte, A dar al cuerpo la muerte, Pues la ha dado al corazon. No es solo mi mal, Leonida, Haber perdido mi bieu Que por mi mal quise bien, me ha de costar la vida; Mas tengo que padecer, Y mas tengo que llorar, Pues por fuerza he de mirar A quien no puedo querer; A un hombre que siempre ha sido Tan ajeno de mi gusto, Pues quiere mi hermano injusto Darme en Arnesto marido ; De manera que padezco Por dos caminos, pues lloro, Con el perder lo que adoro, Quedar con lo que aborrezco.

LEONIDA.

Y á Celia ¿cómo le va De amor?

CAMILA.

Ya esta consolada.

LEONIDA.

Estaria algo asombrada, No perdida.

CAMILA.

Claro está. Pues si de veras amara. Sintiera como senti; Hoy con el Duque la vi.

LEONIDA.

Su facilidad es clara; Hay mujeres que en no viendo Se consuelan lindamente.

Ese amor es accidente :

; Ay de mi, que estoy muriendo! Tú veràs lo que sucede Si el Duque llega à apretarme. LEONIDA.

Pues ¿ qué has de hacer? CAMILA.

No casarme LEONIDA.

¿Quién lo ha de estorbar? CAMILA.

Quien puede. No habrá espadas en Florencia? No habrá un vaso de veneno, Para mis desdichas bueno? ¿ Piensas tu que hay diferencia En morir de aqueste modo , O estar despues con un hombre, Que aun aborrezco su nombre Pues si en fin morir es todo. Pará qué la vida guardo? Para qué quiero vivir? LEONIDA.

Mira que te puede oir. CAMILA.

¿Quién?

LEONIDA. El Marqués y Clenardo.

Salen EL DUQUE Y EL MARQUES.

DUOUE.

Yo vengo resuelto, Arnesto.

CAMILA. (Ap.)

De mi muerte trataran. ¡Ay mi ausente! Ay mi don Juan!

MARQUÉS. Senor ...

DUQUE.

No hay que hablar en esto; ¿Tù á qué veniste?

MARQUÉS.

A casarme.

¿ Con quién?

DUOUE. MARQUÉS.

Con tu hermana.

prioug.

Y bier

¿Qué te ha parecido? MARQUÉS

Bien.

DUQUE.

Es tu igual?

MARQUÉS. Y puede honrarme.

DUQUE.

¿Es discreta ?

MARQUÉS. Por extremo. DUOUE.

Tiene algun defecto? MARQUES.

DUOUE. Pues ¿ qué aguardas?

MARQUÉS

Pienso yo ... DUQUE.

¿ Qué piensas ? MARQUÉS.

Tu enojo temo. DUQUE.

Yo enojarme? Pues ; acaso Camila no es cuerda y casta , Y no es mi hermana, que basta? MARQUÉS.

Dices muy bien, pero... DUQUE.

Paso; Que me das que sospechar.

MARQUES.

Yo digo que puede ser Virtuosa una mujer, Y no quererse casar.

DUOUE.

¿En fin, dices (habla claro) Que quieres à la Condesa, Y ella... MARQUES.

De verme la pesa, Y tambien, Señor, reparo En que la otra noche (¡ay cielos!), Como sabes, hallé un hombre.

DUOUE. Ya supe su estado y nombre, Y ya aseguré tus celos.

MARQUÉS. Dijiste, Señor, que habia En aquel cuarto otra dama, Y segun en casa es fama,

Nadie atreverse podia. Sino es ella y Celia?

DUQUE. Di,

¿No pudo ser Celia?

MARQUÉS. No:

Que la he examinado yo, Y ha respondido... (¡ay de mi!)

DUQUE.

¿Qué ha respondido? MARQUÉS.

Lo niega.

DUQUE.

Ya estás necio y atrevido; Pues di , ; qué mujer ha babido Tan desalumbrada y ciega , Que en cosas de voluntad que ofenden su opinion, Sin otra averiguacion, Haya tratado verdad? Quererse Celia infamar Por tu gusto fuera error, Que en defensa de su honor Que es liviandad el querer, Y la menos recatada Quiere parecer honrada, Ya que no lo pueda ser. Mal conoces las mujeres; Lo que vieres negarán, Si acaso toca en galan.

MARQUÉS.

Lo que viere?

DUQUE.

Lo que vieres; Porque todas saben ya Que lo que se ve se niega; Que lo que á verse no llega , Por si negado se está. El hombre que viste allí, Don Juan de Cárdenas era , Amaba á Celia... ¡ Pluguiera A Dios que no fuera así, Y la suerte se trocara, Aunque pusiera el deseo En otro mayor empleo! Si á mi hermana se inclinara, Vive Dios, que se la diera; Mas no fui tan venturoso.

MARQUÉS. (Ap.) Albricias, amor quejoso.

DUOUE.

Quién tal de don Juan creyera! CAMILA.

¿Hermano?

DUOUE. ¿Aquí estabas? MARQUÉS.

Hov

Salió el sol á mis recelos. CAMILA. (Ap.)

Toda soy fuegos y hielos. DUQUE.

Contigo enojado estoy. CAMILA. ¿Conmigo, Señor ?

DUQUE.

Despues Te reniré, y entre tanto ...

CAMILA. (Ap.) Ojos, detened el llanto.

Dale la mano al Marqués. CAMILA.

Señor ...

DUQUE. No hay que replicar.

CAMILA Digo que si, mas yo muero; Oyeme aparte primero. Yo me debo de engañar (Ap. Ayúdame, loco amor): O el Marques no tiene gusto, Y fuera termino injusto, Y aun agraviar tu valor, Querer por fuerza casarle; Ello ha sido mi desdicha, El vino á verme y por dicha Yo no debo de agradarle; Y no es bien darme marido Que aun antes de desposado Mire mi amor con enfado.

DUQUE. Basta ya; que estoy corrido De que los dos me trateis Engaños.

MARQUÉS.

Repara ... CAMILA.

Advierte...

DUOUE.

Claro està , pues de esta suerte Mi autoridad ofendeis. Tu dices que no te trata Tu desprecio siente y llora; Tu desprecio siente y llora; Tù la has culpado de ingrata, Y ella de tibio; y por Dios...

MARQUÉS. Yo sé que verdad traté.

Yo sé que no te engañé.

DUQUE. Pues ¿quién miente de los dos?

CAMIUA. (Ap.) Yo, que à mi amor he querido Esta traicion levantar. ¡Ay Dios, quién pudiera hablar!

MARQUÉS. Yo, Señora, cuándo he sido Descortés con tu hermosura?

CAMILA. (Ap.)

No me está bien responder. ¡Cielos, que suya be de ser!

MARQUÉS. (Ap.) Hay tan notable ventura!

Ella me debe de amar! DUQUE.

Yo no sé quién miente, hermana; Mas solo sé que mañana Te has de casar.

> CAMILA ¡Qué es casar! DUOUE.

¿Qué dices?

CAMILA. Que humilde estoy. DUOUE.

(Vase.)

Y lo que me mueve, Arnesto, A dar tanta prisa en esto, Siendo en efecto quien soy, Es porque el vulgo no diga, Atrevido en esta parte, Que , pues dudas en casarte, Alguna causa te obliga.

MARQUES. ¿Haslo escuchado?

CAMILA. (Ap.) Ya of

Mi muerte.

MARQUES. Pues si es verdad. Que me tienes voluntad. y estás quejosa de mí; Si es verdad que me bas querido, Aunque lo has disimulado, O por probar mi cuidado, por ensayar tu olvido. De qué sirven los rodeos. Si no es que gustas, airada, De dar en taza penada Esta gloria á mis deseos? Gracias á Dios, que eres mia.

(Hace que se va Camila.) Pues tú , la mano en los ojos, Te vas? ¡ Ay dulces enojos! Ya es en balde la porfia, Ya está conocido el juego; O pensaré, pues me adoras, Que de puro gusto lloras, O encubrir quieres su fuego Poniendo en ellos la mano; Mas tambien ha sido error, Que á su hermoso resplandor No impide rebozo humano; Y el de aquesa mano es tal, Que no estorba, no, á los ojos, Antes se ven sus despojos Como flores por cristal. Cuanto le pasa á tu cielo Desde aquí mirando estoy.

. CAMILA. (Ap. Pues ¿cómo no ves que doy Tantas lágrimas al suelo No sé qué he de responder.)
Escuchame, Arnesto. (¡Ay Dios!)
¿Estamos solos los dos?
(Ap. Yo me quiero resolver.)

MARQUÉS.

Si estamos.

CAMILA.

Oidme, pues; Pero advertid que primero. Como noble caballero, Galan, discreto y cortés, Palabra me habeis de dar De no decir à mi hermano (Ap. Ya es la resistencia en vano) Cierto secreto.

MARQUÉS. Me obligaré ; yo la doy, Y os hago pleito homenaje De ser mudo.

Ese lenguaje Es muy vuestro. (Ap. ¡Loca estoy!) Pues en dos palabras solas

Se cifra todo el secreto. MARQUÉS. De callarlas os prometo,

CAMILA. Solo el estar tan á solas Me ha de poder disculpar. Yo quiero bien , y no à vos; Entendido sois ; adios; Mirad si os quereis casar. (Vase.)

MARQUÉS.

¿Qué es esto , locos antojos? Volved , volved por mi honor, Olvidad tan necio amor, No consulteis à los ojos. Camila está enamorada; Camina esta coamorada, Huid, temed, replicad, Id con tiento, voluntad; Que quien antes de casada Amó, tambien amara Despues que casada esté, Y aun mas ; porque, en fin, se ve Con menos peligro ya.
La Condesa, cosa es clara,
Tiene amor, ó le ha fingido;
Y mujer que se ha atrevido
A decirmelo en la cara,
No es para propia mujer;
Porque la falta, en efeto,
Aquel natural respeto
Que me debiera tener.
Quiera Camila en buen hora,
Mas no siendo yo su dueño.
Ya salí de aqueste empeño;
Mas para salir ahora
De la palabra que he dado
A Camila de callar,
Y al Duque de efectuar
El casamiento tratado,
¿Qué he de hacer?

Sale LUCINDO.

LUCINDO.

¿Es mi señor?

¿Qué hay, Lucindo?

César fui.

MARQUÉS.

¿Cómo?

LUCINDO.

Vi, llegué y venci.

¿Llegaste à tiempo?

LUCINDO.

El mejor.

MARQUÉS.

¿Distele el pliego?

Pues ;no?

Y dijo que cobraria Respuesta.

MARQUÉS.

¿Cuánto estaria

De Florencia?

LUCINDO.

Pienso yo

Que cuatro millas.

MARQUÉS.

Va entiendo; Vive Dios, que he imaginado Que para ver mi cuidado Logrado en lo que pretendo, No hay camino mas seguro Que îrme à España con don Juan, así mis cosas tendrán Aquel fin que les procuro. Débole à Estela su honor, Le suele el cielo cobrar, Que es el alcalde mejor. El sin duda ha permitido Que Camila no me estime, Para que à pagar me anime Deuda que tan justa ha sido. Estela está en un convento, Llorando mi sinrazon, Y en belleza y discrecion, Virtud, talle y nacimiento, Camila no la aventaja, Y en la voluntad Estela La excede; pues ¿qué recela Mi amor, cuando así se ataja El peligro que me espera De casar (¡ay Dios!) con quien Sé que no me quiere bien? Pues toda mi infamia fuera Por esto; y porque he sabido Que cierto hermano de Estela En mi muerte se desvela

Y anda en Italia escondido; A don Juan quiero alcanzar Para irme á España con él, Y en cualquier fortuna, de él Puedo mi amparo fiar; Que sé que me hará favor.— ¿Lucindo?

LUCINDO.

Señor?

MARQUES.

Mañana,
Antes que entre nieve y grana
Salga el primer resplaudor,
Dos caballos me tendrás
A la puerta de Florencia
Con secreto y diligencia.

LUCINBO.

Tú mí cuidado verás.

MARQUÉS.

Esto mi remedio es.

LUCINDO.

¿Vas á caza, ó es quimera?

Huyendo voy de una flera; Lo demás sabrás despues. (Vanse.)

Salen DON JUAN v MENDOZA, con linterna.

DON JUAN.

No me repliques, Mendoza;

Oue esto ha de ser.

MENDOZA.

No replico.

Hombre que nació en España

Ha de temer?

MENDOZA.
¡Oh qué lindo!
¡Qué es temer? Y aun retemer,
Y taratemer; el brio
No es para gente de à pié;
Si yo fuera de los finos
Mendozas, no me igualara
César, Alejandro ó Pirro;
Pero un Mendoza chanflon

No pasa en tales peligros... Mas gente viene.

Te retira.

MENDOZA.

DON JUAN.

A esta parte

Hénos perdidos; Si es el Duque, nos empala. (Vanse.)

Salen TEODORO v FORTUN.

Gran fiesta se ha prevenido,

En fin, mañana han de ser Las bodas.

FORTUN.

Así lo dijo Clenardo al de Cápua ahora. TEODORO.

Dicha el Marqués ha tenido.

¡Bella moza!

Y mejor dote. (Vanse.) Salen DON JUAN Y MENDOZA.

DON JUAN.

Mendoza, ¿qué es lo que be oido?

Que la Condesa se casa, Y que ha de ser su marido El Marqués.

DON JUAN.

La vida al Marques le quito?

Eso es hablar de la mar.

DON JUAN.

¿Cómo hablar? ¿ Yo no soy hijo
De don Jerónimo Enriquez,
A quien el Asia ha temido,
Cuyo escudo es un leon
Que á los piés de dos castillos
Se muestra en campo de plata?
Pues si hubiera mas peligros
Que flores en aquel campo,
Y en este mar obeliscos
De agua que las nubes trepan,
No ha de verme España vivo
Sin vengarme del Marqués,
Si espadas, hombas y tiros
Lo defendieran de mí
Con su fuego y con sus filos.
Dame esa luz y ese restro,
Para no ser conocido
Y poder hacer mí hecho.
¿Qué hora será?

De los signos Entiendo poco; á las once De la posada salimos. Bien habrá dos horas.

DON JUAN.

Al primer sueño rendidos Estarán ahora todos.

MENDOZA.

Tú intentas gran desatino.

Esos son los corredores; Al lado izquierdo imagino Que está el cuarto del Marques.

No es aqueste?

DON JUAN.
Bien has dicho.
MENDOZA.

¿Y abora?

DON JUAN.

Abrir.

MENDOZA. ¿Con qué llave?

DON JUAN.

Con esta.

¡Gentil aliño!

¿Es maestra?

No lo ves?

Yo la pruebo

Pasitico.

Ha entrado?

DON JUAN.

MENDOZA. ¿Da la vuelta?

DON JUAN.

Oh pésia con quien la hizo!

¿Cómo?

DON JUAN. No quiere volver. MENDOZA.

Eso decirnos ha sido Que nos volvamos nosotros

DON JUAN.

Vive Dios, que estoy sin juicio! En lugar de abrir, cerraba.

MENDOZA.

Turbado estás, no me admiro.

DON JUAN.

Es la cólera muy ciega.

MENDOZA.

Déjame ver si yo atino.

DON JUAN.

No es menester; ya està abierto. Adios.

> Él vaya contigo. (Vase don Juan.) MENDOZA.

Oh España, qué pechos crias! Venturosa por tus hijos Te puede llamar el mundo; Diganlo espadas y líbros. En saliendo un extranjero De su patria, anda encogido Y nos mira de gazapo; Y al revés, el gorrioncillo Mas humilde, como España Le haya dado el primer nido, Se sorbe á todos, y mas Donde es menos conocido. Con qué brio, con que aliento Entra! Mas ya suena ruido; Quiero sacar mi rosario.

MARQUES. (Dentro.)

Ay de mí!

DON JUAN. (Dentro.) Muere, atrevido.

MARQUÉS.

¿Hola, criados?

Ya grazna; Esto es tocar á bomicidio. Bravamente se defiende. Por Dios que estaba vestido. Oh Marqués madrugador!

MARQUÉS.

Tristan, Astolfo, Lucindo, Que me matan, que me ahogan.

MENDOZA. A los brazos se han venido,

Sale EL MARQUÉS, defendiéndose de DON JUAN, con una daga, y la mano ensangrentada.

MARQUÉS.

Valgame el cielo! MENDOZA.

Ya salen. .

MARQUÉS.

Hombre, ilusion o prodigio, DON JUAN.

Darte la muerte.-Cierrame tù ese postigo, Porque no salga ninguno.

MARQUÉS.

¿Quién eres?

DON JUAN. Cierto enemigo Que tienes, y no conoces.

(Quitase la mascarilla.)

MARQUÉS.

¡Cielos! ¿qué es esto que miro? ¿Es don Juan?

DON JUAN.

No soy don Juan. MARQUÉS.

Pues si estás de mi ofendido (Que lo dudo), di, cobarde, ¡No hay campo, no hay desafio Para un hombre dè valor?

DON JUAN.

Advierte que yo no riño, Sino satisfago agravios; Y no ha de ser el castigo A gusto del ofensor.

¡Qué aguardas, cuerpo de Cristo! Pégale, que pierdes tiempo.

MARQUÉS

Vengarse con este arbitrio Es disimular el miedo.

Vive Dios, que estoy corrido! Dale esa espada, Mendoza; No piense que le he temido.

MENDOZA.

No quiero, con tu licencia. DON JUAN.

Mas ; cielos! un hombre he visto.

Sale EL DUQUE.

DUQUE.

¿Ruido en palacio á estas horas? LUCINDO. (Dentro.)

Baja por acá , Flaminio; Que está cerrada la puerta. MENDOZA.

En Cantalapiedra dimos.

DON JUAN.

Si son gallinas, son pocos. MARQUES.

Astolfo, Lucindo, amigos.

Salen LUCINDO y CRIADOS.

LUCINDO.

Muera el traidor.

¿Oué es aquesto?

MARQUÉS.

Es el Duque?

DUQUE. Estás herido?

MAROUÉS. Si, Señor; pero no es nada.

MENDOZA. Tus melindres lo han querido.

MARQUÉS.

Gracias à Dios y à un coleto. DON JUAN.

Ya estoy resuelto. Enemigos, Matadme.

DUOUE. No es don Juan este? MARQUES.

Si , Señor , y te suplico Que le examines primero, Para ver qué le ha movido A tan gran temeridad.

DON JUAN.

Mi honor, mi honor me ha traido, MARQUÉS.

¿Qué honor?

DON JUAN. Escucha. DUOUE.

Prendedle.

(Acuchillanlos, y defiéndense de todos.)

DON JUAN.

Ahora, ahora es el brio, Mendoza.

MENDOZA.

Las ocasiones Hacen valientes.

DUOUE.

Yo mismo Te he de matar.

DON JUAN.

Si pudieres.

MENDOZA.

Oh pecadores del quinto! El diablo tiene en el cuerpo Este duque.

Salen CELIA Y CAMILA.

CELIA.

CAMILA. :Hermano!

Primo!

CAMILA. ¿Qué es esto?

El mayor pesar Que puede haber sucedido; Don Juan ha herido á tu esposo.

CAMILA.

¿Qué dices?

DUOUE.

Lo que has oido.

CAMILA.

Y ¿por qué? DUOUE.

Porque es traidor. CELIA.

Pues ¿ no estaba ausente? DUOUE.

Sin duda esta noche.

CAMILA

Ay triste!

Vino

Solo siento su peligro. MENDOZA.

Señora, acá estamos todos.

CAMILA. (Ap.) Hoy, amor, tu poderio

Se ha de ver, pues la ocasion Me has dado que solicito. La fiera mas enseñada A rigores vengativos Alberga, ampara y defiende Al'esposo y a los hijos; Que el amor aun en las fieras Tiene natural dominio. Si à la cabeza amenaza El estoque ó el cuchillo, Sirve de broquel la mano, Y con un secreto aviso Se opone al golpe y la guarda. Pues ¿ qué espero ? Qué porfio ? Ea, noble voluntad,

Ni sois fiera ni sois risco. CELIA.

Haz que le escuche siquiera.

CAMILA.

Haced, alma, un silogismo: Mia es la vida de Cárlos; Luego, si él muere, no vivo;

#### EL DOCTOR JUAN PEREZ DE MONTALVAN.

Resolverme es la respuesta. No hay parentesco tan fino Como aquello que se ama.— Dame esa espada, Lucindo; Que á mí me toca el matarle. CELIA

Advierte que no te pido Su vida porque le quiera, Sino porque le he querido.

DON JUAN.

¿Tú eres tambien contra mi? CAMILA.

De esta suerte, señor mio .. (Pónese al lado de don Juan.)

DON JUAN Di esclavo, y acertarás, CAMILA.

A morir vengo contigo. MENDOZA.

Pasóse acá este compadre. DUOUE.

Mas con los celos me incito; Muera este traidor

CAMILA. Detente ...

MARQUÉS.

Ay cielos!

DUOUE. ¿Qué es lo que miro? CAMILA

Porque primero esas puntas Porque primero esas puntas
En mi pecho compasivo
Han de hacer paso á la muerte,
Y este suelo, en sangre tinto,
Será trágico jardin
De corales fugitivos;
Y primero, con valiente
Corazon y amor altivo,
He de mataros á todos,
One concienta (vo lo digo) Que consienta (yo lo digo) Que nadie se atreva à Cárlos. DUOUE.

¿Qué Cárlos? ¿Estás sin juicio? CAMILA.

De puro amor, es verdad. Don Cárlos es mi marido: Quien le ofendiere, me ofende.

MENDOZA Eso sí, cuerpo de Cristo; Que es de lo de á mil la onza. DUQUE

Que vienes loca imagino Este es don Juan, y tú dices Que es Cárlos y tu marido.

CAMILA.

Todo es verdad.

Vive Dios!

MARQUÉS.

¿ Hay tal suceso?

Si, digno Soy que me escuches; aguarda. DUOUE.

Alguna traicion colijo. DON JUAN.

Yo soy don Carlos Enriquez,

Que, mudando de apellido, Busqué al Marqués.

¿Por qué causa?

DON JUAN.

Escucha, señor invicto: Yo tuve una hermana, á quien, Con título de marido, Arnesto gozó; y despues, O descontento ó esquivo, La dejó burlada en todo, Y á sus estados se vino; Accion que me cuesta estar Sin patria, deudos ni amigos. Y sin honor, que es lo mas; Soy honrado y bien nacido; Mira si es bastante causa Para matarle. No quiso Mi fortuna que pudiera; Mas, si en los hondos abismos Se escondiese, ha de pagar Esta deuda; y cuanto he dicho Sustentaré que es verdad Con la espada, que esto ha sido Cumplir con mi obligacion.

¿ Hay caso mas peregrino? MARQUÉS.

¿Tú eres hermano de Estela?

MENDOZA ¡No se ve en lo parecido? No tiene las mismas barbas?

DUOUE ¿Qué dices, Arnesto?

MARQUÉS.

Digo Que soy su hermano, y mil veces Que me perdones te pido.— Mas sabe el cielo, don Cárlos, Que estaba ya prevenido A cumplir mi obligacion, Véndome á España contigo Antes que saliese el alba. Es verdad esto, Lucindo?

DUQUE.

Y jeso no fuera traicion?

MARQUÉS.

No; porque era caso indigno Casarme con quien sabia Que amaba à Cárlos.

¿Qué indicios

Tuviste?

CAMILA. Decirlo yo.

DUQUE.

Pues ¿ tú misma no habias dicho Que amaba á Celia, y que Celia Le queria?

CAMILA.

Eso fué arbitrio Para librarme de tí.

¿Luego discrecion ha sido El haberme consolado?

Y en cuanto á Celia, te afirmo

Por la vida de mi rey, Que el cielo guarde mil siglos, Que en mi vida la be mirado (Camila puede decirlo) Sino como á prenda tuya. DUOUE

Y la noche que contigo Estaba?

DON JUAN.

Tu engaño es ese; Porque tu hermana quiso Honrarme...

DUQUE. Basta.

MENDOZA.

Lo cierto.

Si valgo para testigo, Es que Celia en este amor Fué solo dama de anillo; Tuvo el nombre, y no la renta.

DUQUE.

Ya está, Mendoza, entendido.

CELIA.

Baste; que me das vejámen.

DON JUAN.

Y así, Señor, os suplico Siquiera porque algun dia Pudo mi espada serviros. Perdoneis ...

DUQUE.

Cárlos, levanta; Que de todo me despico Con saber que de tu parte Celia es mia; y pues ha sido Tu suerte tan venturosa. Que vino à ser tu enemigo Arnesto, dale la mano A Camila, con el título De conde de Favos.

DON JUAN.

Vivas Mas que el pájaro de Egipto.

DUQUE.

Y á Celia, como ella quiera...

CELIA.

Mil veces quiero, y me rindo Por prima y esclava tuya. MENDOZA.

¿Y á Mendoza?

No te olvido. MENDOZA.

¿ Mas que me dan à Leonida?

DUOUE.

Y un gobierno, ó el oficio Que quisieres.

DON JUAN.

Con que acaba...

MENDOZA.

A mí me toca el decirlo: Cumplir con su obligacion Y todos la habréis cumplido. Si, como tan cortesanos, Nos dais de barato un vitor, Ya que no por el poeta, Por el gusto de serviros.

# COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# SER PRUDENTE Y SER SUFRI

DEL DOCTOR JUAN PEREZ DE MONTALVAN,

### PERSONAS.

EL REY. DON FERNANDO. BERMUDO. MENDO.

BELTRAN, gracioso. DIEGO NUÑEZ. NUÑO. RUY DE CASTRO. ELVIRA, dama.

FLOR, dama. UN ESCUDERO. JULIO, pintor. ACOMPAÑAMIENTO.

# JORNADA PRIMERA.

Salen EL REY, BERMUDO y JULIO.

Aguardando está el pintor Que le dés, Señor, licencia. BEY.

Llegue.

BERMUDO.

Llegad.

Su presencia Causa respeto y amor. Vuestra real majestad; Señor, llamarme ha mandado, Y vengo con el cuidado Que debo à servirle.

Alzad. Oid: en el corredor De palacio, en que poueis Las pinturas, en que haceis Ostentacion del primor De vuestro pincel, conviene, Para un intento importante, Que pongais de aqui adelante, Que pongais de aqui adeiante, Hasta que otra cosa ordene, Una sola, y ha de ser De mi retrato; advirtiendo Que para el fin que pretendo, Julio, la habeis de poner Debajo del mirador Que el Rey, que Dios tiene, hizo Por dar luz al pasadizo Y dar vista al corredor. Y antes que el retrato mío
Pongais donde he dicho, en él
Copiaréis de este papel (Dale un papel.)
Las letras, y ved que fio
De vos que ha de estar secreto Lo que os mando entre los dos; Que estriba en callarlo vos De mi intencion el efeto. Vuestra lengua esté advertida,

Y no sepa nadie, no. Que esto os he mandado yo, Porque os costará la vida.

Vuestra majestad real En mi es la mas fuerte ley; Que yo sé que sois mi rey, Y vos, que yo soy leal.

(Vase.)

Bermudo.

BERMUDO. ¿Señor?

Bien sabes. O saber debes al menos, La obligacion de los buenos, Y que son culpas mas graves Las suyas, cuanto lo son Los daños que nacen de ellas, Y contra el Rey cometellas Es especie de traicion. Y si no decir verdad Es culpa, conforme à ley, Da, quien no la dice al Rey, Indicios de deslealtad. Tambien sabes de palacio Tambien sabes de palaçio
Las costumbres, y que en él
La lisonja, poco fiel,
Ocupa todo el espacio
Que hay desde el primer zaguan
Al rincon mas escondido,
De cuya causa han nacido
Las culpas que al Rey le dan
Sin razon, pues si es tan cierto
Que á la real majestad
Nunca llega la verdad
Con el rostro descubierto,
De cualquier accion errada De cualquier accion errada Merece justo perdon, Pues con falsa informacion No hay decision acertada. Así, Bermudo, si estás Deseoso de obligarme, Tanto mas con declararme

La verdad me obligaras.

Cuanto mas della carezco;

Este tu oficio ha de ser, Sin recelar ni temer, Ni que el premio que te ofrezco Te falte, ni que jamás, Haciendo tú lo que es justo, O podras darme disgusto, O de mi gracia caerás. Guárdate no te pervierta El odio ni la amistad, Para que de la verdad Hagas relacion incierta, Ni para este fio pretendas El secreto confiar; Que me he de desengañar Por donde menos lo entiendas; Por donde menos lo entendas Y te esperan de una suerte Al delito ó la lealtad , Como el premio, en la verdad, En el engaño, la muerte.

BERMUDO. No es menester otra ley, Otro premio ni castigo, Que lo que puede conmigo Ser yo noble y tú mi rey.

REY. De tu hidalga inclinacion Lo presumo asi, Bermudo, Y esa confianza pudo Obligarme à esta eleccion, Y para que en lo que importe Comience à informarme, di. ¿Qué dice el pueblo de mí? Di ¿qué se trata en la corte?

BERMUDO. Como acabas de heredar La corona de Leon (Que hasta el persa y el Japon Quiera el cielo dilatar), Repartiendo los discretos De palacio los oficios, Ya califican servicios, Y ya examinan sugetos. Y en todos la mas corriente Plática ahora es, Señor, De tu privanza y favor : Que está la ciudad pendiente De tu eleccion, divididos Los pareceres, supuesto Que juzgan todos en esto, De sus pasiones movidos.

¿ Segun esto, el reino abona Como acertado el tener Privado?

BEBMUDO.

Satisfacer
Quiero á ese punto, y perdona
Si en discurso dilatado
Lo tratare, porque es cosa
En que en la escuela curiosa
Política ha trabajado,
Si es conveniente ó preciso
El tener privado ó no.

Di pues.

.....

BERMUDO.

Cuando el cetro dió Del mundo, en el paraíso, Dios á Adan, dijo al instante Que necesidad tenia Que necesidad tenia
De ayuda y de compañia,
Que fuese su semejante;
Y así, le dió la mujer,
Porque con ella partiese
El peso, si no quisiese
La gloria de su poder.
Desde entonces no se ha visto
Rey alguno sin privado;
Y el prolutino sagrado; el prototipo sagrado, Y Rey de los reyes, Cristo, Prefiriendo en su favor A san Juan , justo lo ha hecho; Dígalo el sueño en su pecho Y su gloria en el Tabor. Aunque sienta diferente Algun politico osado, Cuanto ignorante, arrojado Contra verdad tan patente; Que la mayor diferencia Que en esto ha habido, es tener o mas o menos poder, Menos o mas dependencia, Uno que otro en la privanza; Mas quererle al Rey quitar mas quererie ai Key quitar Que elija à quien encargar Del peso la confianza, Es pretender que, trocado Su privilegio en castigo, Tener no pueda un amigo Con que alivie su cuidado, Y de sus secretos hable Contra una propia pasion De la humana condicion, Que es ser animal sociable. Demás, que el sol refulgente No dispensa à los mortales De sus rayos celestiales La luz inmediatamente; Que nos fueran los rigores De su actividad molestos, Si elementos interpuestos No templaran sus ardores Y asi, pues desde el poder, La grandeza y majestad Del Rey, hasta la humildad De su pueblo , viene à haber Desigualdad y distancia Tan grande, que los tenemos Por dos opuestos extremos, Es arbitrio de importancia Que comunique primero Su resplandor á un privado Elemento en quien, templado Su poder, de medianero Haga oficio entre los dos; Que del modo que convino Que por decreto divino

Mediase entre el hombre y Dios Quien fuese Dios y hombre fuese, Para que de esta manera, Como Dios, con Dios pudiera, Y como hombre padeciese; Entre el pueblo y el Rey hallo Que un privado debe haber, Que rey parezca en poder, Siendo en escuchar vasallo; Pues con él mas libremente, Menos medroso y turbado, Se querella el agraviado, Se declara el pretendiente, Se ventila lo importante, Se busca á la pretension Camino; cosas que son , No solo del negociante Alivio en el mar mayor, Mas premio en parte tambien; Que es favor escuchar bien , Y sabe à premio el favor.

REY. Bien probaste tu intencion; Soy del mismo parecer.

(Ap. Mas yo no tengo de hacer
Como piensan la eleccion.)
Entre cuantos fueren buenos, Solo mi privanza espere El que mas la mereciere, El que mas la mereciere, Y la pretendiere menos; Que el privar, si se ha de usar Con justicia y sin exceso, Es carga, es trabajo, es peso, Que no se ha de desear; Y así, debo pensar yo De aquel que lo pretendiere, Que ser poderoso quiere, Pero huen ministro no. Pero buen ministro no. Bermudo, de tu lealtad Se ha de fiar mi eleccion; Escucha con atencion revela con verdad; Advirtiendo que ya debo Ser otro que fui, Bermudo; El hombre antiguo desnudo, Y me formo de hombre nuevo. Ni á Elvira me nombres mas, Ni cosa que de su amor Me acuerde; que mi favor Al instante perderás. Las juveniles pasiones Inducen hechos injustos; De hoy mas diviérteme gustos (Vase.) Y adviérteme obligaciones.

BERMUDO.

¡ Qué propios son los fervores Y deseos de acertar En el que empieza á mandar! ¡Y qué fácil los ardores Del buen celo se mitigan; Que es hombre, y en la grandeza Sabe à su naturaleza; Y sus pasiones le obligan!

#### Sale UN ESCUDERO.

ESCUDERO.

Doña Elvira, mi señora, Y su hermana, doña Flor, Se querellan del rigor Con que las tratais abora, Que mas os han menester, Y os piden que vais à vellas.

RERMUDO.

Decidles que sus querellas lré yo à satisfacer En pudiendo, y que conflo Que bastarà à asegurarlas, Saber que es el visitarlas Interès tan propio mio. ESCUDERO.

Dios os guarde.

(Vane.)

BERMUDO.

Ya sospecho
Que esta mudanza de estado,
Bermosa Flor, la ha causado
Tambien en tu esquivo pecho;
Y si es así, tambien yo,
Como tú, he de hacer mudanza,
Pues le das á mí privanza
Lo que á mís méritos no. (Vase.)

#### Salen DON FERNANDO Y BELTRAN.

BELTRAN.
Nunca vi locura igual.
DON FERNANDO.
Ya sé que amor es locura.

BELTBAN.
La medicina procura,
Pues que conoces el mal.

DON FERNANDO.

Si procuro.

BELTRAN.

DON FERNANDO.

Declarando lo que peno A doña Elvira.

BELTRAN.

¿ Y esa es medicina?

DON FERNANDO.

S

BELTRAN.

Una vez meti en el lodo,
Atravesando una calle,
Un pié, y queriendo sacalle,
Meti el otro; y de este modo
Hasta la cinta me entré,
Pudiendo, si cuerdo fuera,
Y al principio atrás volviera,
No enlodar mas que el un pié.
Con este ejemplo te enseño
Que es mejor volver atrás,
Pues no es empeñarte mas,
Buen remedio de tu empeño.

#### DON-FERNANDO.

Si tuviera yo cordura
Para seguir lo mejor,
No fuera el que tengo amor,
O amor no fuera locura;
¿Y Elvira puede, negando,
Condenarme a mas, si peno,
Que a lo que yo me condeno,
Si quiero morir callaudo?
¿El callar es remediarse?

BELTRAN.

Si solamente deseas Que sepa Elvira tu llanto, Tiempo desperdicias tanto, Cuanto camino rodeas; Mas si quieres obligarla A remediar tu tormento, Tan descalzo atrevimiento, Claro está que ha de indiguarla.

DON FERNANDO.

Ninguna ofenderse vi De ser amada.

BELTRAN. Señor, Si no la ofende el amor, El atrevimiento si.

DON FERNANDO. Al corredor te retira; Que sin testigos amor Hace sus tiros mejor. Bien dices, sola está Elvira; Llega, y ayúdete Dios.

(Vase.)

Sale ELVIRA.

ELVIRA.

¿ Quién está aquí? DON FERNANDO.

¿ Por qué os vais? Ya os he visto.

ELVIRA

A quién buscais, Señor don Fernando?

DON FERNANDO

Bellisima doña Elvira; Que no puede buscar quien Os conoce, mayor bien, Ni mas gloria quien os mira.

ELVIRA.

Ya con esto habeis cumplido Con lo galan y cortés; Decid ahora, ¿ cuál es La ocasion que os ha movido A la novedad que veo?

DON FERNANDO.

Esta sola es la ocasion.

¿Cuál?

¿No os dice el corazon Por los ojos su deseo ? No os dice, Señora, el ser Tan bella, que es agraviaros, Pensar que para buscaros, Otra causa es menester? No os dice mi rendimiento Que adoro vuestra hermosura? Bella Elvira, ¿ mi locura No os dice mi atrevimiento?

ELVIRA.

¿ Qué es esto? ¿ Así os declarais? ¿ Quién jamás tan libre babló A mujeres como yo? Pero ya vos confesais Que estáis loco, y bien ha sido Menester para templar Mis enojos, disculpar Con lo loco lo atrevido.

DON FERNANDO.

Cuando el ver que me atrevi Mi locura no probara, El saber que os vi bastara A probar que enloqueci. Y como milagros tales Sabe hacer vuestra hermosura, Aunque carecen de cura, Os quise decir mis males; Que pues callando mi amor Me ha de acabar mi tormento, Máteme el atrevimiento, Mateme el atrevimiento,
Si ha de matarme el temor;
Y así, debeis perdonarlo,
Advirtiendo que el decirlo
Es por no poder sufrirlo.
No por pensar remediarlo.
Y porque entendais que es esta
Solamente la ocasion
De deciros mi pasion,
No he de aguardar la respuesta. (Vase.)

Jamas enloqueces menos, Amor; estos desvarios No admito, pues son los mios Disculpa de los ajenos. ¿Ay de mi, que estoy muriendo De un olvido! ¿Quién pensara Que el Rey huyendo alcanzara Lo que no alcanzó siguiendo?

Sale FLOR.

FLOR-

¿Hermana?

ELVIRA: Oh Flor, si un instante Hubieras antes llegado!

FLOR.

¿Para qué?

ELVIRA. Hubieras gozado Del mas repentino amante Que has visto; sin avisar, Hasta donde estoy entró, Y lo primero que habló, En viéndome, sin usar De salvas ni prevenciones, Fué, que penaba por mi.

FLOR.

Quién era el amante? Di.

ELVIRA.

Don Fernando de Quiñones!

FLOR.

Gran exceso en él ha sido; Que nadie tiene en Leon Mas asentada opinion De cuerdo y bien entendido. Si no le dió confianza Su conocida nobleza, Pues si tuviera riqueza Como méritos alcanza, Pudiera estimar su amor Una infanta.

Cosa es llana; Mas mira à qué tiempo, bermana, Solicita mi favor; Cuando el olvido ó mudauza Del Rey en mi la ha causado, Y cuando su amor pasado Me pudo dar esperanza De coronarme en Leon.

FLOR.

Causa tienes de estar triste; Mas ya que cuando pudiste No pagaste su afición, Si yo puedo aconsejarte, Disimula tu mudanza, Y no dés à su venganza Materia con declararte.

ELVIRA.

Ya no hay remedio; ya, Flor, No hay temor que me refrene; Que, segun me abraso, tiene Mucho de rabia este amor.

FLOR.

Bermudo viene á matarme; Con él te quiero dejar.

Sale BERMUDO.

BERMUDO. Volved ; que si por mandar De parte vuestra llamarme, Flor hermosa, vengo a veros, Para castigarme asi, ¿Qué delito cometi . Si es forzoso obedeceros?

FLOR

Mi hermana tiene que hablaros, Y quiso que yo os llamara, Porque el venir os pagara Con el favor de llamaros. Ya me veis, si pretendeis Verme, y si quereis hablarme, Ya sé que es para contarme

Lo que por mi padeceis; Mas, pues me lo babeis contado Mil veces, y yo entendido, Yo lo doy por repetido, Dadlo vos por escuchado. ( (Vase.)

RERMUDO

De qué sirve, ingrata Flor, Repetirlo ni escucharlo, Si, en lugar de mitigarlo, Si, en lugar de mingario, Aumento más tu rigor? Y vos. Señora, ¿ en qué estàis Tan ofendida de mí , Que para que muera aqui Desdeñado, me llamais?

ELVIRA.

No estoy, Bermudo, ofendida, Antes compasion me haceis; Antes compasion me haceis; Pero no desespereis, Que no es peña endurecida Flor; obligadla constante; Que de agua una gota breve Repitiendo al golpe leve, Sabe cavar un diamante. Y si importar pueden algo En casos de amor, terceros, Desde aqui, para valeros, Os ofrezco lo que valgo.

BERMUDO.

Permitid, por merced tanta, Que besar merezca yo La tierra que mereció Besaros la hermosa planta ; Y mirad si en cambio de ella En algo os puedo servir; Que aun mas allá del morir Pasará el agradecella. ELVIRA

Así de quien sois lo creo, Y os pido sola una cosa,

Y es ...

RERMUDO. Si no es dificultosa, Se correrá mi deseo.

ELVIRA. (Ap. Con celos he de abrasar, Si puedo, al Rey; que es bajeza, Rogando, mostrar flaqueza, Mientras lo pueda evitar.)
Bermudo, el Rey pretendió
(Como sabeis) mis favores,
Y aunque sintió mis rigores,
Por lo menos, me debió El haber yo respetado, Si no pagado, su intento , Tanto, que mi pensamiento Nunca admitió otro cuidado. Mas ya que, ò la resistencia Que en mi ha visto, ó la mudanza De su estado, ó la venganza, Que procura su impaciencia Le han tenido tantos dias Sin verme, que es bien que arguya De su olvido que en la suya No viven memorias mias , Quiero, para usar. Bermudo, De mi libre voluntad, Que me de su majestad Que me de su majestad
Licencia; que, annque no dudo
Que con no haber proseguido
Sus intentos me la ha dado,
Si bien se muestra olvidado,
En tanto que despedido
No se publique, es razon
Que yo esta salva le haga,
Y con esto satisfaga
At decoro, estimacion Al decoro, estimacion Y respeto que guardar Debo á su alteza, supuesto Que, aunque él no la dé, con esto Cumplo, y la puedo tomar;

Y así, Bermudo, queria Salir de esta obligación, Pidiendo esta permisión Vos al Rey de parte mia. (Ap. Causen celosos desvelos Furia en su olvido mortal; Que un amor de pedernal Da fuego al golpe de celos.)

BERMUDO.

Señora, bien os podria (A no ser, como decís, La licencia que pedís, Tan debida cortesía) Asegurar que sin ella Podeis de vos disponer, Y que no se ha de ofender El Rey de que sin tenella Admitais otros intentos; Porque él, no solo ha mudado, Con la mudanza de estado, Costumbres y pensamientos, Mas precisa ley me ha puesto De que nunca á la memoria Vuestro nombre ó vuestra historia Le traiga.

(Ap. ; Ay de mi! ; qué es esto Que escucho? ; Cómo podré Tener, con esto, paciencia?) Mirad si mi resistencia Fué justa ; mirad si fué Antojo, y no amor, Bermudo, El del Rey, pues facilmente, Por un liviano accidente, Tan presto mudarse pudo. Esto le diréis tambien , Y que gran gusto me ha dado Ver que haya justificado Su mudanza mi desden.

En nada puedo mostraros Cuanto serviros deseo Cuanto serviros deseo
Como en esto, cuando veo
Que he de darle, con nombraros,
Disgusto, y que contra mi
Provoco su indignacion,
Quebrantando la instruccion
Que de sus labios oi;
Mas todo arriesgarlo quiero
Por pagaros el favor
Que de mi adorada Flor
Alcanzar por vos espero.

ELVIRA.

Bermudo, escuchad.

BERMUDO.

Elvira,

¿ Qué me mandais?

ELVIRA.

(Ap. ¡Estoy loca! Las llamas que el pecho espira? Ya ha confesado al rigor La verdad el pensamiento; Pensé que mi sentimiento No llegara á tanto amor. Ya por escuchar y ver Al que aborreci primero Entre ardientes ansias muero; Mas ¿ para que soy mujer?) Lo que dices me ha alegrado De suerte, que no lo creo, Bermudo, si no lo veo; Y asi, porque mi cuidado Cobre mas seguridad, Otra cosa habeis de hacer, Y es, que me habeis de poner, Cuando con su majestad Trateis de esto, donde, oculta, Lo pueda ver y escuchar.

BERMUDO. El que pretende obligar Nada, Elvira, dificulta; A disponerlo me obligo.

ELVIRA Pues avisadme; que Flor, Porque os pague este favor, Irá á la ocasion conmigo.

Si ofreceis tal galardon, Parto al punto à merecello; Que me obligasteis con ello A apresurar la ocasion.

Bien sé que mi propio daño Tengo de ver si al Rey veo; Pero quiere mi deseo Que me mate el desengaño Mas que sufrir el tormento; Como, á costa de la vida, Mata su llama encendida El hidebido sadi El hidrópico sediento.

Salen DON FERNANDO Y BELTRAN

BELTRAN.

Gastemos alegres dias En las cosas de palacio; Divierte un pequeño espacio Tus largas melancolias, Y mira de la privanza De Alfonso tanto ambicioso; Mira el séquito dudoso Lisonjear la esperanza De este y aquel, cada cual Como sigue el negociante Romano, en sede vacante, Al que es sujeto papal.

DON FERNANDO. ¡Qué léjos estoy de sello! BELTRAN.

Giges, humilde villano, Llegó á ver cetro en su mano Y corona en su cabello.

DON FERNANDO.

Yo ni pretendo ni quiero Mas ventura o mas grandeza Que conservar la nobleza De que al nacer fui heredero; Que lo demás es locura, Y en el mundo yo he pensado Que solo el desengañado Goza firme la ventura. BELTRAN.

Bien lo dices; pero mira, Aunque en filósofo das, Que en esta ocasion, que estás Tan ciego de amor de Elvira, Gran dicha el privar seria, Pues con eso la alcanzaras, Y pienso que renunciaras Toda la filosofía; Y habiendo tantos oficios Hoy en palacio que dar, Alguno puede tocar A un hombre de tus servicios. DON FERNANDO.

Si tuvieras los deseos Que vo tengo, no soñaras Mas locuras ni pensaras Mas perdidos devaneos; Retirados á esta parte, Hagamos fiesta de ver Lo que desvela el poder Y lo que negocia el arte. (Retiranse Beltran y don Fernando.)

BELTRAN. Advierte la multitud Que à Diego Nuñez de Lara Acompaña; ¿ no tratara De prevenir su ataud Con mas razon este viejo?

DON FERNANDO. No lo consideras bien; Si excluyes las canas , ; quién Ha de dar al Rey consejo?

> Salen DIEGO NUÑEZ, NUÑO W ACOMPAÑAMIENTO.

> > NUNEZ.

Si no se quedan aqui, No he de pasar adelante.

(Vase.)

BELTRAN. (Ap. & don Fernando.) Veslo resistir constante? Pues que me ahorquen á mí Si de verse acompañar Le amarga la cortesía.

Señores, por vida mía...

A eso no hay qué replicar. (Vase el acompañamiento.)

Miren pues quien viene alli! Mendo el mudo.

> DON FERNANDO. Oh, si lo fuera!

BELTRAN. Sola una cosa quisiera Saber abora de ti: Que, aunque el no saber es mengua, Confieso que la he ignorado; ¿ Por qué llaman deslenguado Al que tiene mucha lengua?

DON FERNANDO.

O es retórica ironía, Como habrás visto llamar Juan Blanco al negro, ó mostrar Que un maldiciente debia Estar sin lengua; y confieso Que aborrezco de manera A Mendo , que no excediera De la quietud que profeso Con nadie mejor.

BELTRAN. Y tienes.

Si le das un coscorron No mas, de todo Leon Seguros mil parabienes. NUNO:

Mendo es este.

Sale MENDO.

MENDO. Caballeros. ¿Qué hay de nuevo?

NUNEZ

Vos podeis

Decirlo, si algo sabeis. MENDO.

Yo solo sé que en poneros Donde pide ese valor Tarda el Rey. NUÑEZ. (Ap.)

El maldiciente

Es lisonjero presente, Y ausente es murmurador.

De lo que tengo temor, Segun á los mas escucho, Es que, tras pensarlo mucho, Ha de escoger lo peor.

BELTRAN. (Ap.)

¡Ya escampa!

NOÑO. Por la intencion No errará su majestad.

Dios lo sabe. Mas mirad Con qué falsa presuncion Viene Ruy de Castro haciendo Caravanas de valido, Como si hubiera servido En guerra ó paz ; aunque entiendo Que el mas dichoso ha de ser, Porque lo merece menos.

La ventura de los buenos Es llegarla à merecer. BELTRAN. (Ap.)

Item mas, otro ambicioso.

### Sale RUY DE CASTRO.

RUY. No falta del corredor Hombre alguno de valor. MENDO.

Cuando el nombre generoso Que gozais os ha juzgado, Digno del lugar primero, Cómo venis el postrero A palacio? Confiado En los méritos, sin duda Descuidais las diligencias.

NUÑO. (Ap.) ¡Qué ausencias y qué presencias!

NUÑEZ. (Ap.) ¡Qué fácil aspectos muda Este falso lisonjero!

Cómo puedo confiar Por merecer alcanzar Entre tanto caballero, Con quien tendré à gran ventura Si gozo el lugar segundo?

NUÑEZ. No sin causa alaba el mundo Vuestro valor y cordura. (Corren una cortina, y aparece un re-trato del Rey.)

Sale EL REY, y se queda detrás de una celosta.

Escuchar quiero de aquí, Sin ser visto de ninguno, El pecho que cada uno Descubre hablando de mí; Que el retrato y la inscripcion Ocasion les ha de dar De discurrir y mostrar El afecto ó la pasion Mas secreta; que este modo Tuvo por mas conveniente Un rey de Grecia, prudente, Para informarse de todo.

MENDO. ¿Qué novedad es poner Hoy sola en el corredor Una tabla?

Del pintor Sin duda debe de ser Lisonja, que es un traslado
De Alfonso, para mostrar
Que se debe respetar
Al Rey tanto, que aun pintado,
Tan soberano ha de ser, Que no ocupe otra pintura

La pared que tal ventura Ha llegado á merecer.

NUNEZ.

Es buena interpretacion; Mas ¿cómo dice el letrero? NUÑO.

(Lee.) «Cordero soy justiciero Y pacifico leon. »

¿Qué fácil es el decir!

Qué dificil el obrar ! NUÑO.

El tiempo lo ha de mostrar.

MENDO.

Gana me da de reir. Gana me da de ren.
¡Que el pintorcillo se meta
A hacer motes en palació!
¡Noramala! ¡Igualó Horacio
Al pintor con el poeta Para que, arrogante y vano Con su autoridad, presuma Que lo que es pincel es pluma, Y que es ingenio la mano?

REY. (Ap.) Todos estos poco amor Y mucha pasion arguyen, Pues mi alabanza atribuyen A lisonja del pintor.

DON FERNANDO. Qué es lo que suspende y junta A aquella gente?

> BELTRAN. Lleguemos,

Y con verlo excusarémos Lo grave de la pregunta. NUNO.

Hora es ya de dar audiencia El Rey.

(Vase.) RUY.

Yo tengo de hablalle.

NUNEZ.

A mi me importa acordalle, Con ponerme en su presencia, (Vase.) Mi pretension.

Vamos .- Vos.

Mendo, ¿no venis?

MENDO.

¿A qué,

Si porque merezco sé Que no he de alcanzar?

Adios.

(Vanse Nuño, Nuñez y Ruy.)

BELTRAN.

Un retrato del Rey es El que miraban. ¿Qué es eso? DON FERNANDO. (Quitase el sombrero al ver el retrato.)

Admirate por exceso La veneración que ves? Este retrato ino envia \* Rayos del original, Que es acá en lo temporal Vice-Dios?

MENDO. (Ap.) A lo humano! Oposicion Tengo al que es ceremoniero, DON FERNANDO.

(Lee.) «Cordero soy justiciero Y pacifico leon. » egun son, Alfonso, buenos Los indicios que nos das,

De ti, siendo eso lo mas, No se puede esperar menos. Tus altos progenitores De nadie excedidos son; Mas en ti espera Leon El mayor de tus mayores. Goces eternas edades La corona, porque incluya En una esfera la tuya Del orbe las majestades.

MENDO. (Ap. ¡Que hay quien sufra à un hazañe-Caballero puntual, [ro, Que, preciado de leal, Viene à dar en lisonjero? Sin duda, pues babla así, Sin duda, pues nabia asi, El necio se da à entender Que ha de llegar à saber El Rey lo que él dice aqui, Y que le ha de dar por ello El gobierno de Leon; Y apurada su intencion, No aventurara un cabello Por su servicio. El enfado He de vengar que me ba hecho, Con examinarle el pecho. Y obligarle à que, irritado De ver que à su presuncion Su dicha no corresponde, Vierta el veneno que esconde Contra el Rey su corazon.) ¡Don Fernando de Quiñones!

DON FERNANDO. Teneis en qué os sirva, Mendo?

MENDO. He estado escuchando y viendo Las pias declaraciones Y devotas reverencias Y devotas reverencias
Que á este retrato habeis hecho;
y por ser (como sospecho
Que vos sabeis) preeminencias
Solo de santos gozar,
Pintados, adoracion,
Me ha causado admiracion Veros aquí idolatrar : Y mas cuando estar debeis Quejoso, y no agradecido, Del Rey, que entierra en su olvido Los mèritos que teneis; Si no es ya que, como vos Vice-Dios le habeis llamado, Os teneis por obligado En que os trate como Dios. Que con trabajos regala.

REY. (Ap.) ¡Qué maligna sutileza!

DON FERNANDO.

Si se pone en la cabeza Una firma, que señala El nombre solo del Rey, Venerar esta pintura, Que su persona figura, ¡No sera mas justa ley? No es ungido? No se nombra Sacra majestad real? Pues ¿por que su original No respetaré en la sombra? Si premiado no me ballo, Si premiado no me dano, ¿Deja por esta razon Él de ser rey de Leon, O yo de ser su vasallo? Fuera de que, todo es suyo, Y yo en lo que le be servido He hecho lo que he debido; Y así, justamente arguyo Que no es quejarme razon Cuando premiono consiga, Supuesto que à nadie obliga Quien cumple su obligacion; Y cuando à quien le ha servido Fuera el premiarle forzoso, Yo no puedo estar quejoso; Porque nunca he pretendido Mas premio, desengañado De cuán vana es la ambicion, Que cumplir mi obligacion Y conservarme en mi estado.

MENDO

MENDO.

(Ap. ¡Qué afectada hipocresia!)
Si desengañado estáis,
¡Qué os detiene, que no os vais,
Con esa filosofia.
A las montañas á ser
Solitario anacoreta?
Si usara el Rey de perfeta
Justicia, ¡era menester
Que pretendiérades vos?
Con un rey justo ; hay pedir Con un rey justo ¿ hay pedir Mas eficaz que servir? Mas decis que es vice-Dios, Y como tal, sospechais Que asiste entodo lugar, Y que aqui os ha de escuchar, Y así le lisonjeais.

DON FERNANDO. Ni esta es en mi hipocresia Ni lisonja, ni es razon Que con tan falsa intencion Y tan libre demasia Las finezas motejeis Tan propias de mi lealtad, Ni que de su majestad Sintais mal, y mal hableis; Que, vive Dios...

MENDO. Detenéos; Que sé muy poco sufrir.

BELTRAN. (Ap.) Pienso que hoy se han de cumplir De un golpe muchos deseos.

Cuando yo, mal satisfecho,
Hable de su majestad,
¿Teneis vos autoridad
De reprenderme? Sospecho
Que de mi sangre sabeis
Que es à la mejor igual.

DON FERNANDO. Bien sé que sois principal, Pero no lo pareceis, Y eso mismo hace mayor Vuestro delito; que cuanto Nacisteis mas noble, tanto

Debeis proceder mejor. MENDO.

Yo procedo como debo; Vá quien se atreva à pensar Lo contrario ...

DON FERNANDO. Este lugar Es sagrado, y no me atrevo A violar su estimacion.-Beltran, retirate.

HELTRAN. (Ap.) Mendo Esta vez, segun entiendo, Ha de dar gusto à Leon.

DON FERNANDO.

Junto á la cruz que en el valle De los Mártires se ve, A media noche os iré Solo á esperar, para dalle El castigo entre los dos A lengua tan desleal, Que de su rey habla mal. MENDO:

Yo os aguardo.

DON FERNANDO. Adios. Adios

(Vanse.)

Nunca el enojo inhumano Mitigara, si no fuera Recompensa tan entera Lo que en don Fernando gano De lo que en los otros pierdo; Y así, aunque he visto mi agravio, He de elegir como sábio Y he de sufrir como cuerdo.

# JORNADA SEGUNDA.

Salen ELVIRA y FLOR, con mantos, Y BERMUDO.

BERMUDO.

Hoy en las aras de amor Sacrificarme procuro, Pues cuanto soy aventuro Por alcanzar un favor.

Yo me confieso obligada.-¡Ah hermana! ¿ en qué ha de parar Tu locura?

En acabar Con vida tan desdichada.

BERMUDO. Pues, Flor, si, menos cruel, Merece llegar à verte Mi amor, no temo la muerte. Cubiertas de este cancel, Al Rey escuchar podréis, Que ahora aqui ha de salir; Pero no os deis á sentir, Si la vida no quereis Que me cueste.

No tan mal Debo pagar tus deseos, Que así te arriesgue.

BERMUDO.

Escondéos;

Que su majestad real Sale ya. ELVIRA.

Ya temo, Flor, Mi muerte en mi desengaño. FLOR

Tú buscas tu propio daño. (Escôndense Elvira y Flor delrás del paño.) BERMUDO.

¿Qué no hará quien tiene amor?

Sale EL REY. REY.

¿Bermudo?

(Vase.)

BERMUDO. ¿Señor?

REY. De ti

Mi desengaño he fiado, Y en nada has ejecutado El oficio que te di; Y en un reino , yo no dudo Que por instantes sucedan Novedades que me puedan Importar. Dime, Bermudo, En mi daño ó mi favor. -Lo que has visto ó lo que has hecho, Sin que me oculte tu pecho La circunstancia menor.

BERMUDO.

Luego que ayer me aparté De tu presencia, llegó Un gentilhombre à llamarme De parte de Elvira y Flor.

Tente, calla; ¿no te he dado Por inviolable instruccion Que no me nombres ni acuerdes A ninguna de las dos?

BERMUDO.

Tambien me has mandado ahora Que te haga relacion De lo que he visto y he hecho, Sin ocultar la menor Circunstancia; y si un rey puede Revocar lo que mandó, A lo postrero que mandas Debo obediencia mayor.

Bien está, di lo demás; Que de lo demás estoy Seguro que no podrá Causarme perturbacion Mayor que la que me causa La memoria de su amor.

Obedecílas ; si fué Delito , de la aficion Delito, de la aficion
Sabes el poder, y sabes
La que tengo á doña Flor.
Entré, y quedando conmigo
Sola Elvira, la ocasion
Me propuso de llamarme,
Y de esta suerte me habló:
«Bermudo, el Rey me ha querido,
Y aunque jamás mi favor
Alcanzó, como sabeis,
Por lo menos me debió
El haber so respetado. El haber yo respetado, Si no pagado, su amor; Tanto, que jamás mi pecho Otro cuidado admitió. Pero ya que à la mudanza De su estado, ó el rigor Que ha visto en mi resistencia Le han dado justa ocasion De no verme en tantos dias, Que de pensar que murió En la suya mi memoria Me da cierta presunción Para usar de mi albedrio, Quiero, Bermudo, que vos De mi parte le pidais La debida permision Que, si bien con olvidarme Que, si Dien con olvidarme
Parece que me la dió,
En tanto que despedido
No se publique, es razon
Que yo esta salva le haga,
Pues lo que debo en rigor
Cumplo así, y podré con esto
Tomar la licencia yo.
Estas palabras me dijo
Doña Elviras y vo. Señor, Doña Elvira; y yo, Señor, Le prometí que lo haria, Le prometi que lo batto, Porque ella me prometió, En cambio, favorecer Mis pensamientos con Flor. Si algun disgusto te he hecho, Seguro tengo el perdon. Si es mérito la obediencia Y si es disculpa el amor.

REY.

(Ap. ; Con qué mañosos ardides Sabe hacer el ciego dios Sus tiros! ; Por qué camino En mi pecho despertó La casi muerta centella He mi pasada aficion! Ah enemiga! ¿no te cansas De ofenderme? ¡ Loco estoy! ¿Con máscara de respeto Me das celos? Con color De decoro me desprecias, Y quieres que sepa yo Que otro merece de ti Lo que no mi firme amor? Lograste el intento, el tiro Acertaste; pero no Lograrás la gloria de él; Que, reprimiendo el dolor, Mostraré mentido el gusto De que en ajena aficion Ocupes tu pensamiento.) Oye, Bermudo.

> BERMUDO. ¿Señor?

Dile à Elvira que el permiso Que me ha pedido le doy, que tan arrepentido Miro mi pasado error, Que en la licencia que pide Solamente me ofendiô La memoria de su nombre; Y tu otra vez, vive Dios, Que no te ha de negociar, Si la nombras, el perdon, Ni el mérito de obediencia Ni la disculpa de amor. Y esto tambien le diras, Porque sabiendo que estoy Tan otro, por excusado Te tenga en otra ocasion;
Pues anuque el intento sea
Justo respeto, la voz
De su nombre en mis oidos
Será la ofensa mayor;
Que llega el aborrecerla
Donde el amarla llegó.

ELVIBA. Yo no puedo mas.

FLOR.

Detente.

La mina del corazon Revienta al despecho mio.-(Sale.) Alfonso falso, traidor, Engañoso, fementido...

Qué es esto?

BERMUDO. (Ap.) Perdido soy. ELVIRA.

Estos son los sentimientos, Estas las finezas son Con que à vivir apostaba Con el tiempo vuestro amor? Estas son vuestras promesas? Qué buena quedara yo Si à crédito de palabras Os entregara mi honor! Tan fàcil con el estado Mudasteis la condicion? Acaso desvanecido Acaso desvanecido Despreciais, porqué rey sois, Lo que principe estimasteis? ¿Tanta mudanza fue en vos Pasar de principe à rey? ¿Por dicha esta sucesión Fue no mas que continuarse

DD. C. DE L .- n.

El dominio que os toco Por justa ley, aun viviendo El Rey, vuestro antecesor? Pues ¿cómo tan fácilmente Olvidais la obligación De palabras, que son leyes En los hombres de valor, Que el aborrecerme llega Donde el amarme llegó, Que al pediros la licencia Solo os ofendió la voz De mi nombre en los oídos? Pues ¿qué delito, qué error Fué no pagar, prevenida, Vuestra lingida aficion, Para castigarme asi? Antes el valor que yo Mostré en resistir à un rey Os causara estimación Si fuérades quien debeis; Pero pudo mas en vos Vuestra pasion y venganza Que no vuestra obligacion, Pues la virtud castigais. Vos sois Alfonso? vos sois Hombre? vos noble? vos rey? Bien gobernará a Leon El que tan mal se gobierna! Vuestra majestad, Señor, Con su prudencia perdone Mi desenfreno; que estoy Despreciada y soy mujer, Y me atormenta, si no Su desprecio, por mi amante, Por mi rey, su indignacion. Y así, hasta ver que, depuesta La enojosa furia, el sol, Cuyo claro aspecto en mi Es la influencia mayor, Me da rayos tan benignos Como otro tiempo me dió, Como otro tiempo me dio, Sombra suya , he de seguir Sus oidos con la voz, Con las rodillas sus plantas, Con ruegos su obstinacion, Su venganza con paciencia, Y con quejas su rigor.

Levanta, Elvira, levanta; No ofendas tu estimacion; Que, ya que amante no sea, Cortés à lo menos soy. (Ap. ¿Qué fuerza, qué sufrimiento, Qué constancia, que valor Bastarán á reprimir El fuego del corazon? Que al aire de ruegos, quejas Y ternezas levantó Tanta llama, que es incendio Cuanto siento y cuanto soy. Mas gal combate primero Han de rendirse al amor, De la obligacion las leyes, Las fuerzas de la razon?
No; contra mi misma vida
He de probar, vive Dios,
A ser sufrido, á ser rey; Y he de mostrar que, pues yo Sé gobernarme y vencerme, Que es la victoria mayor, Sabré vencer mis contrarios Y gobernar à Leon.) Elvira , no la mudanza Del estado me mudo La condicion, mas indujo En mi nueva obligacion. Principe, tuve disculpa Si permiti al ciego ardor De mis deseos la rienda; Mas ya , Elvira , que rey soy, Solo administrar justicia ,

Causar amor y temor, Ser à los buenos espejo Y a los malos confusion, Es lo que à miestado toca; Y el aborrecerte yo No te aflija, que se entiende En cuanto al lascivo amor, No como rey à vasallo; Que, como tal, antes doy A tu valor alabanza Y a tu virtud galardon, Y asi, puedes emplearte En quien merezca tu amor, Segura de que, no solo No me cause indignacion, Pero celebre tus hodas, Siendo tu padrino yo.

ELVIRA. No . Señor: no de esa suerte Os vengueis de mi rigor; Que nadie ha de merecer Lo que no alcanzasteis vos. Escuchad, volved el rostro; Sed cortés, si amante no.

REY. (Ap.) Ay de mi, que un monte muevo En cada paso que doy!

Ah Señor!

ELVIRA. REY.

Ya es tarde, Elvira. ELVIRA.

Nunca, à ser firme tu amor, Fuera tarde, Alfonso mio.

REY.

Déjame, que ya no soy Quien fui ; ni tuyo , ni Alfonso. ELVIBA.

Pues ¿quién?

El rey de Leon. (Vase.) ELVIRA.

Ah cruel! ah fementido, Con qué villano rigor Te vengas y me castigas! Loca, de corrida, estoy.

De quién te quejas, de quién, Si ha sido tuyo el error?

Si me creyeras, ni dieras A tu desprecio ocasion. Ni materia à su venganza.

BERMUDO. ¡Buenos quedamos los dos Por tu mal pensado exceso! Tú corrida , Elvira , y yo En la desgracia del Rey.

ELVIRA. Dejadme; cuando el dolor Me enloquece, cuando al aire Fuego en vez de aliento doy, Añadis los dos mas penas A mis penas? Vive Dios, Que me mate, porque acabe Con mi vida mi pasion.

(Vase.)

Adios, Bermudo; que el cielo Sabe cuán sentida voy De vuestra desdicha.

BERMUDO. Nada

La pudiera , hermosa Flor, Consolar, sino el ballar Piedad de mi pena en vos. (Vase Etvira.)

Mas no puede haber descuento

De haber perdido el favor Y gracia del Rey. ¡Mal haya Quien de mujer se fió!

(Vase.)

Sale DON FERNANDO, de noche.

DON FEBNANDO. Esta noche, santo cielo, De vuestra justicia fio Que del noble pecho mio Premiaréis el justo celo Con que, resuelto á exponer Aquí al peligro la vida. Por dar pena merecida A un maldiciente, y hacer, Vengando á su majestad, Que conozca que es la mia, No afectada hipocresia, Sino debida lealtad. Sino denida leatad.
Este es el sitio aplazado,
Y esta tambien es la hora
Señalada , y hasta ahora
Mi enemigo no ha llegado.
Temo , aunque noble nació,
Que el valor le ha de faltar;
Que siempre faltó en obrar

#### Salen EL REYY BERMUDO.

Aquel que en hablar sobró.

RERMUDO.

(Ap. ¿Qué será ; válgame Dios ! A lo que el Rey me ha traido? Que á tal hora haber salido Solos al campo los dos Me causa justo temor De algun mal caso; y asi, Interpreto contra mi, Viendo mi pasado error, Todo indicio y toda accion ; mas habiendo notado Que ni de mi culpa ha l'ablado Ni dichome la ocasion De esta novedad. ¿Qué haré? Resuélvome à preguntarla; Que en decirla ó en negarla Su intencion conoceré. Señor, ; no podré saber Donde vamos? Que es razon Que sabiendo tu intencion, Sepa yo lo que he de hacer; Que no serán casos leves Los que causar han podido Tal novedad,

He querido Mostrarte lo que me debes, Bermudo, en lo que te fio; Porque conozcas así Que es justo que pueda en ti, Mas que todo, el gusto mio. De esta suerte el deservicio Que hoy me biciste sentirás; Que à un noble castiga mas Que la pena el beneficio. Y en la persona real, Mostrar que sabe el error Es el castigo mayor Para un vasallo leal.

REBMUDO.

Honren mi boca los piés De un rey tan sabio y clemente.

BEY.

Lo que me obliga à que intente Esta novedad que ves, Escucha ahora.

DON FERNANDO. (Ap.) O me engaño, O los que vienen alli Son dos hombres; dos son, si, Y no será caso extraño

En un maldiciente vil Ser cobarde. Pocos son Los dos; que yo y mi razon Valemos por mas de mit.

Digna es . gran señor, de tí-Una accion tan acertada.

REY.

Ya está el uno en la estacada; Lleguemos.

DON FERNANDO. (Ap. Pues hácia mi Vienen resueltos, sin duda Es Mendo.) Lisonja es mia Confesar mi valentia, Mendo, con traer ayuda.

(Saca la espada.)

BEY Don Fernando de Quiñones, Detenéos; que soy el Rey.

DON FERNANDO.

El Rey?

REY.

El Rey. DON FERNANDO. Justa ley,

(Retira la espada.)

Precisas obligaciones De su nombre, mi furor Enfrenan; que aunque resista La oscura noche à la vista Para informarse mejor, Y á tal hora soledad Tan apartada parezca Imposible que merezca Imposible que inerezca
Los piés de su majestad,
Mayor imposible entiendo
Que será que ningun hombre
Se atreva a usurpar un nombre
Tan soberano, mintiendo.
Bien es verdad que al momento Que la voz y el nombre oi, El dueño reconocí En mi propio rendimiento ; Y asi, à vuestros piés, Señor, Os pido que perdoneis.

Fernando, no os disculpeis; Que yo de vuestro valor Y lealtad testigo soy, Y con ella os habeis hecho Tanto lugar en mi pecho, Que con los brazos os doy De él tambien la posesion, Y en vuestros bombros con eso Impongo desde hoy el peso Del gobierno de Leon.

DON FERNANDO.

Senor ...

No me repliqueis; Bien sé con el desengaño Que la vanidad y el daño De la ambicion conoceis Mas eso mismo está dando Fuerza al intento que sigo Yo os lo ruego como amigo, Y como Rey os lo mando.

DON FERNANDO. Aunque puede tanto en mí El desengaño , la ley De la voluntad del Rey Es inviolable; y ast, Os obedezco, aunque dudo Si sonando acaso estoy.

BERMUDO. Con la enhorabuena os doy Los brazos.

DON FERNANDO. ¿Ouién es? BERMUDO

Bermudo.

DON FERNANDO. Bermudo noble , un amigo Tendréis verdadero en mi. (Ap. ¡Ah Elvira! solo por ti La privanza que consigo Pudiera haber estimado Mi esperanza, á no saber Que es fuerza dejar de ser Firme amante ó buen privado.)

Fernando, oid.

Sale MENDO.

MENDO. Vive Dios, Si don Fernando ha cumptido Su obligación, que ha traido En su favor otros dos. Pero cobardes alardes No importan; que cierto es, Pues contra uno vienen tres, Que son todos tres cobardes. Y cuando no , son testigos Las historias que una espada Basta en mi sangre heredada A ejércitos enemigos.— (Saca la espada.)

Si de los tres es alguno
Don Fernando de Quiñones,
Aunque á sus obligaciones
Falte así, pues contra uno
Vienen tres, á su enemigo
Tiene aqui; si nobles son,
Cuerpo á cuerpo la cuestion
Le dejen reñir conmigo;
Pero si no, á todos tres
Darles á entender espero
Que Mendo mueve este acero.

REY.

Detenéos, Mendo.

MENDO. ¿ Quien es?

El Rey soy.

MENDO.

Vålgame Dios! A tal hora en este puesto El Rey?

Si, Mendo, y en esto Vereis que soy vice-Dios , Y como tal, puedo ver Y asistir à todo yo,

Si con mi persona no, Al menos con mi poder.

MENDO (Ap. Don Fernando le ha contado Todo el caso, vive Dios.) Yo, Señor ...

Basta: con vos Estaba, Mendo, enojado; Estaba, Mendo, enojado;
Pero cuando acometisteis
A tres, tal valor mostrasteis,
Que en el efecto ganasteis
Lo que en la causa perdisteis.
Dadle la mano de amigo
A don Fernando, y pensad
Que os importa su amistad
Para tonarla commissa. Para tenerla conmigo; Que desde hoy ha de gozar En mi lado mi privanza, Porque os muestre en lo que alcanza El premio del bien hablar. Qué escucho?; Ah fortuna loca!— Fernando, la mano os doy,

Vuestro amigo, Mendo, soy, Y de hacer lo que me toca, Como noble, os doy la mano.

Ahora à mi me la dad. Mendo, que vuestra amistad Estimare.

Tan humano
Os mostrais, cuando os ofendo?

REY.

Gano mas que en el castigo,
En hacer de un enemigo
Un amigo; haced pues, Mendo,
Cómo yo vuestro lo sea,
Y mudad de condicion;
Ved que una murmuracion
Mil enemigos granjea;
Y asi, vuestro pecho entienda
Que si en el peligro os veis,
Pues á todos ofendeis,
No tendréis quien os defienda.
Y el que à muchos agravió,
La pena debe esperar,
Porque no es fácil hallar
Quien perdone como yo.
Y aun puede ser que, cansado
Yo tambien, lo pagueis todo;
Que no siempre está de un medo
El sufrimiento templado. (Vase.)

MENDO

Confuso quedo y corrido. (Vase.)

BERMUDO.

Tan sábio como elemente Es el Rey.

(Vase.)

De ser prudente Es el toque ser sufrido.

(Vase.)

Salen DON FERNANDO V BELTRAN.

BELTRAN.

Válgate el diablo por Mendo, Qué libre y que maldiciente Ha bablado públicamente! ¿Es posible que, sabiendo Que si la murmuracion Celebra el que no le toca, Tiene la risa en la boca Y el odio en el corazon? De los aplausos mentidos Se deje llevar de suerte, Que para sola una muerte Haga tantos ofendidos? Cada mañana que al mundo Vuelve el mas claro lucero, Y despierto, es lo primero Santiguarme; y lo segundo Que acostumbro, es informarme De si aquella noche à Mendo Han muerto, y en respondiendo Que no, vuelvo à santiguarme, orque es milagro de Dios; Mas don Fernando y Bermudo Están solos, y no dudo Que algun negocio los dos Conferirán de momento. Aguardemos retirados; Que no atreve à dos privados Beltran su entretenimiento.

## Sale BERMUDO.

El alto puesto en que os veis De poder y de privanza, Y el que mi ventura alcanza
Cerca del Rey, bien sabeis,
Fernando noble, que son
Blanco de envidia importuna,
Teatro de la fortuna
Y objeto de la traicion,
Y es fuerza, si divididos
Nos oponemos yo y vos,
Que el uno ó ambos à dos
Vengamos à ser vencidos,
Y para no dar venganza
A malignas intenciones,
Quiero, famoso Quiñones,
Que una amistad y alianza
Tan firme los dos hagamos,
Que del otro cada cual
Ayudado, con fe igual
A la malicia opongamos
Los pechos; pues de esta suerte
Vuestra dicha y mi ventura
Correrà libre y segura
De mudanza hasta la muerte.

DON FERNANDO.

Ni me obliga la ambicion
Ni me desvela el poder;
Ser quien sois, y merecer
De su alteza la aficion,
Es lo que en mi tanto amor
Y estimacion os granjea,
Que lo que el vuestro desea
Es mi lisonja mayor.
Y asi, no correspondiente
Solo, mas agradecido
En lo que me habeis pedido,
Mi voluntad solo siente
Ver que ganado me hayais
Por la mano en declaralle,
Supuesto que en deseallo
Por ella no me ganais.
Y asi, Bermudo, os la doy

Cuanto valgo y cuanto soy. BERNUDO.

Lo mismo que me ofreceis Os prometo.

Con firme palabra y fe

Que por vos arriesgaré

Yo, Bermudo, Yo, Bermudo, Sé que sois noble, y no dudo Que en todo lo mostraréis.

BERMUDO.

Solo me resta advertiros
Que importa, para poder
Conservar y defender
De los maliciosos tiros
De la envidia nuestro estado,
No solo disimular
Nuestra amistad, pero dar
Con cauteloso cuidado
Señales de ser los dos
Contrapuestos; porque así
Se descubrirán à mi
Vuestros contrarios, y á vos
Los mios, y de este modo,
Contraminando intenciones,
Con secretas prevenciones
Lo remediaremos todo.

DON FERNANDO.

Aunque es fingir y engaŭar
De mi tan ajeno, es justo
Que à la ley de vuestro gusto
Conceda el primer lugar.
Demás, que contra el rigor
Del que la envidia desvela,
Es licita la cantela
Para defender mi honor.
Que es intento mas.decente
Por prevenirme fingir,
Que arriesgarme por buir
De tan leve inconveniente,

A que con el Reylograda Una alevosa intencion , Pierda la reputacion , Mas que la vida estimada; Y así, con vuestro consejo Me conformo.

Pues adios,
Y procuremos los dos
Ser de la amistad espejo
Y de la regla excepcion.
Sieudo, conformes y unidos,
Los primeros dos validos
Que firmes y amigos son.

(Vase.)

DON FERNANDO.

La fuerza de mi destino,
Que yo no puedo evitar,
Me puso en este lugar
Por no pensado camino;
Y ya que llegué à ocupallo,
Si no por mi inclinacion.
Por conservar mi opinion.
Es forzoso conservallo;
Que es muy cierto, si le pierdo,
Que juzgue el vulgo maligno
Que le perdi por indigno,
No que le dejé por cuerdo.
Mas ;av de mi! que me veo
En medio deste cuidado
Tan ciego y tan abrasado
De un amoroso deseo,
Que no soy dueño de mí,
Y en lugar de refrenarme,
Me incita à precipitarme
El poder que consegui!
Que aumentando la esperanza
De merecer y alcanzar
A Elvira, me viene à dar
Mayor guerra la privanza,
Que fuerza su obligacion
Para resistir; y asi,
Se aprovecha contra mi
De mis armas nii pasion.

Señor, ¿ puedo hablarte?

¿ Por qué no? ¿ No soy el mismo Oue fuí?

Despues que privado
Tan poderoso te veo ,
Como los muchachos soy ,
Que admiran y tienen miedo
A un giganton , aunque saben
Que lleva un picaro dentro.

DON FERNANDO.; Qué buena comparacion!; Eso es tenerme respeto? Tu intencion es la mejor Disculpa; dejemos eso, Y dime cómo ha llevado Esta novedad el pueblo.

BELTRAN.
Todo es admirarse, y todo
Discurrir, buscando el medio
Por donde te has levantado
A tan soberano puesto.
Y lo que mas es de ver,
Es, que solos y que feos,
Cabizbajos y encogidos
Andan ya los que primero,
Esperando ser privados,
Campeaban tan soberbios.
La condición no has mudado
Con la fortuna, y deseo
Saber si en cuanto al amor
Te ha sucedido lo mesmo.

DONFERNANDO.

: Ay de mi , que es la pasion

Superior al sufrimiento! Beltran, no puedo conmigo, No cabe en mi alma el incendio; No son flechas, rayos son Los que tira el amor ciego; Que en la mayor resistencia Obran mayores efectos.
Parte, amigo, y pide á Elvira,
Para verla con secreto,
Licencia, y dile que solo Merecer sus ojos quiero, Para ofrecer a sus plantas Cuanto valgo y cuanto puedo; Que solo por ella estimo El lugar en que me veo.

¡Pésia tal !Pues ¿ lo prudente , Lo grave , lo circunspecto , Lo ministro ?

DON FERNANDO.

Loco estoy; Dame ayuda, y no consejo. Parte, si bien me deseas, Y haz lo que digo primero Que vuelvas à verme ; y mira Lo que va à los dos en ello ; A ti la vida , y à mi La opinion, en el secreto.

BELTRAN. Bueno, por Dios; el castigo Me proponen, y no el premio; Pero nunca el alcahuete Al daño igualó el provecho, Ni tuvo jamás buen fin La dicha por malos medios. (Vase.)

Salen ELVIRA Y FLOR.

ELVIBA. Esta es la ocasion que pudo Obligarme à señalar Una hora misma de hablar Todas son trazas de amora; Pues burla el Rey mi esperanza, Quiero que entienda que alcanza Don Fernando mi favor, Siendo Bermudo testigo Que es cierto que él lo dirà Al Rey, puesto que le hará La igual privanza enemigo De don Fernando; y así, O su amor despertarán Los celos , ó me darán Venganza , viendo que en mí Los méritos y el amor De un vasallo han conseguido Lo que un rey no ha merecido.

FLOR. Luego ¿ has de hacerle favor ? ELVIRA.

Fingido.

FLOR.

Lo que trazar Sabe un pecho enamorado! ELVIRA.

Con desprecios me ha abrasado, Con ellos le he de abrasar.

FLOR. Bermudo viene.

ELVIRA.

Ya, Flor, Estás en lo que has de bacer. (Vase.)

Si , retirate. ; Oh poder Nunca igualado de amor, Cuánto abrasa, cuánto ciega! Sale BERMUDO.

BERMUDO. Flor hermosa, obedeceros Donde se interesa el veros, Es tanta gloría , que niega Los méritos al servicio. ¿ Qué me mandais ?

El cuidado De aquel disgusto pasado. Con que os pagó el beneficio Doña Elvira, me ha tenido Ansiosa por el temor Con que os dejé, del rigor De Alfonso; y asi, he querido Que de esta duda y tormento Me saqueis.

Su majestad Iguala con la piedad La prudencia y sufrimiento. Y cuando no, descontado Hubiera cualquier rigor La gloria de este favor . Pues decis que os dió cuidado.

Sale UN ESCUDERO.

ESCUDERO. Don Fernando de Quiñones Está á la puerta.

> ¡Ay de mi! BERMUDO.

¿lQuién?

(Vase.)

Don Fernando, y si aqui Te ve , Bermudo, nos pones A peligro de perder La opinion á mi y á Elvira; Esconderte importa; mira Que recelo que por ser Tú del Rey valido, crea Que de su parte nos ves.

BERMUDO. Flor, por mi propio interés, Me importa que no me vea, Porque el igual valimiento Nos contrapone à los dos.

Pues retirate, por Dios; Entrate en este aposento.

BERMUDO.

Servirte pretendo en todo. (Ap. Nuestra falsa emulacion Y fingida oposicion Acredito de este modo.) (Retiranse los dos al paño.)

Salen DON FERNANDO Y ELVIRA.

DON FERNANDO.

Solo, doña Elvira hermosa, Vengo à ofrecer mi ventura A los piés de tu hermosura, Por quien la suerte dichosa Estimo, que he conseguido; Que con ella me tendrás, Cuanto poderoso mas , Mas amante y mas rendido.

ELVIRA

Noble don Fernando, á mí Me alegra vuestra privanza Solamente porque alcanza Vuestro gran valor asi El puesto que ha merecido, No porque hayais menester Mas méritos para ser

De mi amor favorecido. Que ser quien sois; que con eso, No solo digo que soy Dichosa, pero que estoy Desvanecida os confieso.

Basta ya, si no intentais Que me dé muerte et contento; Que no puede el sufrimiento Con la gloria que me dais,

ELVIRA. Nunca á lo que mereceis Podrá igualar mi favor.

DON FERNANDO. No merece el mismo amor Los favores que me haceis.

ELVIRA. Pues , don Fernando, el secreto Importa por el lugar Que ocupais, y para andar Tan cauto como discreto, Visitas me habeis de bacer Breves y ocultas; no sea Que quien vuestro mal desea, Llegandolas à entender, Dé cuenta à su majestad Y os prive de su favor, Dando à tan licito amor Titulo de liviandad.

DONFERNANDO. Si merezco esa belleza, Nada temo.

Por los dos Temo yo sola.—Id con Dios , No os eche menos su alteza. DON FERNANDO.

Haceros gusto es quereros, ELVIRA.

Fernando, no me olvideis. DON FERNANDO. Vos sois mi alma, y podeis Vos á vos obedeceros.'

(Vanse don Fernando y Elvira.)

Salen FLOR y BERMUDO.

FLOR. Breve la visita ha sido.

BERMUDO.

Mas que yo quisiera , Flor ; Que siglos cifra el amor , Tan à gusto entretenido. In a gusto entretenido.

(Ap. Aunque me pesó de ser
De estos amores testigo;
Que es don Fernando mi amigo,
Y el lugar ha de perder
Que con el Rey ha alcanzado,
Si desto cuenta le doy;
Yo, como leal, estoy
A decirselo obligado.) ¡Qué penosa confusion!

(Ap. Todo lo ha visto y oido Bermudo ; bien le ha salido A mi hermana la invencion.)
Cou cuidado estoy, Bermudo,
Que aunque mi hermana se muestra
En mi amor de parte vuestra,
En esta ocasion no dudo Que le pese de saber Que el suyo habeis entendido; Y así, pues no os ha sentido, Antes que lo llegue á ver, Importa que os vais, que es tarde.

BERMUDO. Vuestro gusto es ley.

Adios.

BERMUDO.

Flor, ¿ cómo quedo con vos?

No quedais mal.

BERMUDO. Dios os guarde.

# JORNADA TERCERA.

Sale EL REY.

Huyo prudente lo que amante sigo, Yo mismo soy aquel que sigo y huyo, Y me respondo á mi cuando me arguyo, Conto mas mi contrario, mas amigo.

Con lo que me defiendo me persigo No me dejo vencer y me concluyo ; Buscando mi provecho, me destruyo, Y siendo en mi favor, lucho conmigo. Hallo memoria donde olvido quiero

Y con estar mi muerte en mi cuidado, No dejo descuidar de lo que muero. No tengo culpa yo, que soy llevado De un secreto poder, tan lisonjero, Que mi gusto mayor es ser forzado.

#### Sale BERMUDO.

BERMUDO.

Con una duda, Señor, Vengo à tu ingenio divino, Cuya solucion no alcanzo.

REY.

BERMUDO.

Ya sabes cuán amigos Fueron Pitias y Damon; Ambos, pues, fueron validos Y confidentes del rey De Siracusa, Dionisio. Pitias cometió un error Contra el Rey, siendo testigo Damon; aqui entra la duda. Si revelaba el delito De Pitias Damon al Rey Faltaba á la ley de amigo; Y callándolo, faltaba Al ministerio debido De confidente leal Del Rey; en este conflicto, Si fueras Damon, ¿qué hicieras?

REY. Ser leal y ser amigo, Campliendo mi obligacion Con Pitias y con Dionisio.

BERMUDO.

¿Cómo?

Dijérale à Pitias Que le confesara él mismo Al Rey su error, ó me diera, Para hacerlo yo, permiso.

BERMUDO.

Ingenio tan delicado Viva al mundo largos siglos, Pues de confusion me sacas.

REY.

¿Cómo? Vuelve.

BERMUDO. Lo que has dicho Que tú hicieras he de hacer; Pues no podrás de delito Argüirme, ejecutando Lo que aconsejas tú mismo. (Vase.)

REY. Notable caso! Confuso Quedo. ¿ Quién será el amigo . Por quien dudoso Bermudo Esta pregunta me bizo?

#### Sale BELTRAN.

BELTRAN.

No puedo hallar á mi amo; Mas tal es el laberinto De palacio... Aquí está el Rey.

REY.

Vuelve, Beltran.

BELTBAN.

Aunque indigno, A tu sacra majestad Con el respeto debido Beso los piés, con que espero Ganar gracias; gracias, digo, Que decir; porque ya sé Que de mi pobre juicio, Ni se han de esperar consejos, Ni se han de estimar arbitrios.

Nada perderán por tuyos; Que don Fernando me ha dicho Que has estudiado, y que sabes Mezclar donaires y avisos, Entretenido en las burlas, Y en las veras entendido.

BELTRAN.

Confiado, segun eso, Te dire ciertos caprichos Curiosamente observados Para enmienda de este siglo.

Di; por ventura mis penas Divertiré con oirlos.

Pues el primero de todos Ha de ser à lo divino, Que à ti mas que à nadie toca, Que de la elección que has hecho Que de la elección que has hecho En mi amo, fué el motivo Primero ver el decoro Y respeto con que hizo Reverencia à tu retrato. Y así, en consecuencia, digo Que no es justo que se pongan En las calles y caminos Cruces ni imágenes santas; Que, demás de que el mas fino Católico, si acostumbra A pasar sin el debido Respeto por ellas, hallan Los sectarios de Calvino, Arrio y Lutero ocasion De ejecutar sus designios, Valiendose de la noche Para injuriar, atrevidos, Con obscenos menosprecios Lo que adoramos indignos. ltem, porque en todo importa
Que se eviten los peligros,
Y de las pendencias es
El juego tan incentivo,
Y por estar á la mano
Los candeleros, se han visto Tantos sangrientos efectos De sus agravios misivos, Los candeleros se claven En las mesas del garito. Item, porque faltan hombres Para el rústico ejercicio Y militar disciplina,

Y del sexo femenino Tanta copia vagamunda Vive de bureos lascivos, Por no hallar licitos modos Para poder adquirirlo; Serà bien que se probíban A los hombres los oficios Que pueden ellas usar; Que un barbon como un vestiglo, Con la mano como un hoj, Con el brazo como un pino, Que puede esgrimir la pica Y puede regir el trillo, ¿Por qué ha de estarse al brasero, Pernicruzado, encogido, Como puede una doncella Gon dedal, aguja é hilo?

REY

Basta de arbitrios, Beltran; Yo confieso que de oirlos He gustado.

Pues si efecto Tan dichoso han conseguido, Yo los tengo por premiados;
Mas si de un rey tan beniguo,
Poderoso y liberal,
Tal favor he merecido,
Parecerá justamente,
Si á mas galardon no aspiro,
Que poco de su largueza
Y de mis méritos fio. de mis méritos fio. Para mi amo tenia Un memorial prevenido;

(Date un memorial.)

Mas, pues en la mar me veo, No he de pedir agua al rio.

Muéstrale.

BELTRAN.

En él, gran Señor, Todos mis méritos cifro; Pocos son, mas haré muchos Si me empleo en tu servicio.

REV. (Mira el memorial.) Qué es aquesto? El memorial

Ha trocado.

BELTRAN. Ayuda os pido,

Animas del purgatorio, Negociad vuestro bien mismo; Que si salgo con la empresa, Cincuenta misas os digo.

REY.

REY.

Trae recado de escribir.

BELTRAN.

Presto la promesa hizo Operacion; misas quieren Las animas.

(Vase.)

Ha de quedar cuando sepa Que el papel trocó, y he visto Lo que en este se contiene! El al fin ha dado alivio Este rato à mis pesares.

Sale BELTRAN, con recado de escribir, y el Rey escribe à excusas de el, y cierra el memortal y lo sella con la sortija.

El recado que has pedido Está aqui. (Ap. Cincuenta misas, Animas. ; Qué breve ha escrito! Pues el decreto está breve, Quién duda que solo ha dicho :

«Hágase como lo pide»?) Pues ; lo cierras ?

REY. · El estilo Es este de mis decretos, Que toca á Fernando abrirlos, Puesto que todos con él Primero los comunico. Entrégasele cerrado, Como te le doy.

BELTRAN. Mil siglos

Viva tu real persona. REY.

Con razon, Beltran amigo, Me das gracias; que conforme Al memorial, certifico; Que no lo decretarias Mas en tu favor tú mismo.

# (Vase.) Salen DON FERNANDO y BERMUDO.

BELTRAN.

¡Válgame Dios lo que puede
Un rey! ¡Que este papelillo,
Con cinco ó seis garabatos
Solos, de su mano escritos,
Pueda hacerme gran señor
O ponerme en Peralvillo?
Pero mi amo y Bermudo
Son estos; yo me retiro
A aguardar que quede solo,
Si acaso puedo sufrilo.

DON FERNANDO. Vuestra obligacion, Bermudo, Como noble habeis cumplido; Pero cumplidia tan bien Con el Rey como conmigo; Que delatar yo de mi Fuera acrecentar delitos, Que es especie de perder El respeto no encubrirlos. Entrad, decidselo vos; Que yo soy tan vuestro amigo. Que no quiero que perdais El mérito de decirlo.

BERMUDO. Puesto que saberlo el Rey De mí ó de vos es lo mismo. Mejor os está que quiebre La primer furia conmigo.

DON FERNANDO. Bien decis, entrad.

BERMUDO. De mi Confiad; que soy tan lino, Que, ó vos quedeis perdonado, O quede yo desvalido. (Vase.)

DON FERNANDO ¡Qué fieras perturbaciones! Qué combates! Qué peligros Tienen los altos lugares! Quién del estado tranquilo, Quién de la orilla segura Me ha engolfado en el abismo De mares tempestuosos? No de aceros enemigos Temi el golpe, como el rostro Temo del Rey ofendido. Mas ; qué importa, bermosa Elvira, Si el tuyo gozo benigno? ¿Qué temo, si tú me quieres? Si te gano, ¿qué he perdido?

BELTOAN.

¿Señor?

DON FERNANDO. ¿Qué es esto? BELTRAN. Señor. DON FERNANDO.

Estás loco?

BELTRAN A toda ley Migaja del Rey, del Rey Decretico en mi favor. Este memorial le di, Y él mismo lo decreto, Y cerrado me mando Que te le entregase à ti. Abrelo, por Dios, de presto : Que estoy rabiando, y ha sido Gran prueba de ser sufrido No haberlo abierto.

DON FERNANDO. (Abre el memorial.) ¿ Qué es esto?

BELTRAN. Dime el decreto; que quiero Salir ya de confusion.

DON FERNANDO. Importa à la ejecucion Ver el memorial primero. (Lee.) «Casa, diez; sola, cuarenta; »Viu, quince; donce, dos.»

BELTRAN. (Ap.) La memoria es, voto á Dios, De mis pecados.

DON FERNANDO.

¿Qué cuenta

Es esta?

BELTRAN. Tente; no leas, No pases mas adelante. DON FERNANDO.

Ahora serà importante, Beltran, que el decreto veas. BELTRAN.

Mal haya quien confiare De papeles su secreto! Hay tal yerro!

DON FERNANDO.

Oye, el decreto Dice: Noli amplius peccari.

BELTRAN.

Un consejo y en latin Es el despacho?

> DON FERNANDO. El te diò

Lo que el memorial pidió ; Migaja del Rey al fin.

BELTRAN.

(Vase.)

(Vase.)

Estaba borracho cuando Troqué el papel? ¿ Hay rigor, Pena y verguenza mayor? ¡Qué sepa el Rey y Fernando Las culpas de mi conciencia! Esperar puedo el perdon; Que antes que la confesion He hecho la penitencia.

Salen EL REY v BERMUDO.

Señor, en ejecucion Del oficio que has flado De mi verdad y cuidado, Vengo à bacerte relacion De un yerro, en que solamente, En premio de mi lealtad, Suplico à tu majestad Que perdone al delincuente.

Tan amigo y tan leal Te juzgo, que no pidieras Lo que pides, si entendieras Que hacerlo me estaba mal; Y así, desde aquí, Bermudo, Le perdono.

BERMUDO. Pues con eso. Sabras, Señor, el exceso, Que por ser quien soy me pudo Poner en la confusion. Cuyas tinieblas venciste Con el parecer que diste Entre Pitias y Damon. Don Fernando, gran Señor, Está enamorado.

Di lo demás; que hasta ahi No es culpa tener amor. Si excedió su obligación Por amar, merece pena; Pero si amando se enfrena. Es digno de galardon.

BERBUDO.

A deshora y disfrazado Fué à visitar la que adora.

¿Disfrazado y å deshora ? BERMUDO.

Si, Señor.

¿Quien te ha informado

De ello?

BERMUDO. " Yo mismo lo vi.

REY.

¿Tú lo viste? Pues ¿qué hacias, Bermudo, tú, que lo vias, Tambien á deshora allí?

BERMUDO

Yo no lo pude excusar: Fuera de que, yo no soy Ministro ; y así, no estoy Tan obligado à guardar Clausura; y si la luviera, Ni pudiera en tu servicio Ejecutar el oficio Que me has dado, ni supiera Este caso.

REY.

Está bien. Di ; De don Fernando el intento ; Es lícito? Es casamiento?

BERMUDO.

Tengo por cierto que sí.

REY.

Y qué fortuna, qué estado Alcanza su pretension?

No logra mal su aficion; Premio goza su cuidado.

REY.

¿ Y quién es la dama? BERMUDO.

A eso No te puedo responder.

RET.

¿Cómo no?

BERBUDO, Porque es hacer Contra órden tuya un exceso.

Ya te entiendo ; tente, calla, Que me matas, ;ay de mí! Que hallarte, Bermudo, allí, Y decir que es el nombralla Contra orden mia, bien claras Señas me da. Mas ¿ es Flor Por ventura?

BERMUDO. No, Señor. REY.

Pues, Bermudo, ¿ en qué reparas? Acabame de matar; Que ya en mi no puede hacer Mayor estrago el saber Del que ha hecho el sospechar. ¿Es Elvira?

BERMUDO. Si, Señor.

Ah enemiga! ¿ Qué impaciente Veneno, qué furia ardiente De rabia, si no de amor, Es esta en que tu venganza Me abrasa? Mas di, Bermudo, Vióte don Fernando, ó pudo Elvira, con esperanza De que á mí me lo dirias, Fingir alli lo que habió Con él?

BERMUDO. Yo pienso que no; Que para saber si habias Perdonádome, á llamar Me envió en secreto Flor, Que no quiso este favor A Elvira comunicar, Por ser el primero, acaso Vergonzosa, y cuando entró Don Fernando, me escondió, Donde fui de todo el caso Testigo oculto.

Qué espero? Qué busco á tan cierto daño Alívios en el engaño, Si en el desengaño muero? Bermudo, viven los cielos Que estoy loco; ya el valor Se rindió, y lo que no amor, Han conquistado los celos. Que con mi mayor amigo Ofenderme Elvira pudo! No lo sufriré, Bermudo Yo no puedo mas conmigo. Determinado me vi A casarla, y de mis ojos Ausentarla, y mis enojos Sufriera con que de mi Naciese el privarme de ella; Mas naciendo de su amor, mas naciendo de si amor,
Es agravio, y el rigor
De los celos atropella
Las fuerzas del sufrimiento.
Demás, que siendo Fernando
Con quien me ofende, y estando
A mis ojos, el tormento
No cesará de matarme; No cesara de maternie, Y así, solo este temor, Si no el celoso furor, Bastará á determinarme. Esta noche la he de ver, Mi pena quiero aliviar Al menos con estorbar, Ya que no pueda vencer. Mas Fernando viene aquí, Déjanos solos.

BERMUDO. Senor, Si en él es culpa el amor, No es ofensa contra ti, Que el tuyo ignora.

Es verdad; La palabra que te he dado

Cumpliré. DERMUDO.

Siempre has mostrado Tu grandeza en tu piedad.

#### Sale DON FERNANDO.

Don Fernando?

DON FERNANDO. (Ap.)

¿Qué valor Bastará en trance tan fuerte, Si contra la misma muerte No fuera invencible amor?

Si yo en todo he dado muestras De mirar vuestra opinion, ¿Cómo mi reputación Arriesgan locuras vuestras ! Cómo, si yo os escogi Por sábio, cuerdo y prudente, Vuestra vida me desmiente, Y de mi eleccion asi El crédito aventurais? Vos, ministro, vos, privado, A deshora y disfrazado, Amante imprudente andais Por las calles de Leon? Vos, que en los hombros sufris De un reino el peso, os rendis A una liviana pasion?

Salen NUNEZ, MENDO Y BELTRAN.

Aquí está su majestad.

Y don Fernando.

REY

Si os toca Enfrenar la furia loca De tantas gentes, mirad, ¿ Qué razon, que atrevimiento Tendréis para castigar, Si errando, dais para errar Licencia en vez de escarmiento?

NUNEZ.

Ripendole esta.

MENDO.

Yo creo

Verle presto derribado.

REY. (Ap.)

Alli hay gente y me ha escuchado; Fingiendo que no la veo, Lo remediaré.

BELTRAN. (AD.) Que la máquina ha caido.

BEY.

La opinion que hemos perdido, Si esto se sabe, los dos, ¿ Qué remedio tendrá? Pues Quedando en mi gracia, es llano Que han de llamarme liviano Si conservo à quien lo es; Y si os quito brevemente El puesto que os dí, es mostrar Que ó soy fácil de mudar, O en elegir fui imprudente.— ¿ Qué os parece? ¿ Sé reñir? ¿ Hago bien un enojado?

DON FERNANDO. ¿ Qué es esto?

¿Os habeis turbado? Verdad me habeis de decir.

BELTRAN.

Eso si; que ya tenia Pendiente el alma de un hilo.

DON FERNANDO.

Señor, tan severo estilo ¿Qué valor no turbaria? (Ap. Confuso estoy.) MENDO.

Qué! ¿Fingido

Era el enojo?

REY. Dejemos

Burlas, Fernando, y entremos A despachar. (Ap. à Fernando. Esto ha Porque nos han escuchado, Mirar yo mejor que vos Por la opinion de los dos, A conservar obligado Mi bechura; pero mirar Debeis que, como reñir Y conservar y sufric, Sabré también castigar, (Vase.)

BON FERNANDO.

(Ap. ; Qué prudencia, qué cordura, Y qué fuerte obligacion! Pero nunca la razon Puso freno à la locura; Yo estoy loco, y la esperanza De tu mano, Elvira hermosa, Es en mi mas poderosa Que el fausto de la privanza.) Lara ilustre, Mendo amigo, ¿ Quereis algo?

Solo hacer

Un recuerdo.

DON FERNANDO.

Es ofender Mi amistad hacer conmigo Diligencia; mi deseo Lograré presto en los dos.

NUNEZ. Mil años os guarde Dios.

MENDO. (Ap.)

A ml no, si yo le creo.

BELTRAN. Qué burlados han quedado!

MENDO.

Que ruegue yo á quien podia Ser ...

NUÑEZ.

(Vase.)

Callad, Mendo. MENDO.

No habia De nacer un desdichado.

BELTRAN.

A qué fin este picon Te dió el Rey? DON FERNANDO.

Porque de aviso

Me sirva, las uñas quiso, Beltran, mostrarme el leon. BELTRAN.

Témelas, pues las has visto.

DON FERNANDO.

Ay de mi, que es ciego amor, no conoce el temor! Inútilmente resisto Al deseo con que peno; Imposible es sujetallo, Que voy loco en un caballo, Con espuelas y sin freno; Por Elvira he de perde Por Elvira ne de percer.
El alto puesto en que estoy;
Pero si de Elvira soy,
¿Qué importa dejar de ser
Rico, Beltran, ni privado?
Por ella el serlo estimé,
Y sin ella no podré
Dejar de ser desdichado.

BELTRAN

Pues si te quieres perder, Fuerza es que una cosa sola Te advierta, y es, que de bola

Me has de llevar al caer; Y mientras eres privado, Fuera bien que yo subiese A puesto en que me luciese Haber sido tu criado.

Yo lo baré, con tal que pidas Cosa á tu virtud igual; Que pienso que el memorial Que le diste al Rey olvidas.

BELTRAN. ; Oh, pese !...

DON FERNANDO. Pero, dejado Eso aparte, Beltran, di, ¿A quién has servido?

BELTRAN.

DON FERNANDO. Pues si à mi me has obligado, De mi hacienda has merecido El premio, conforme à ley; Mas de la hacienda del Rey, Solo él que al Rey ha servido. (Vase.)

Esa es doctrina, aunque tasa Mis aumentos, verdadera; Mas no soy bobo, quisiera Justicia, y no por mi casa.

#### Salen en casa ELVIRA y FLOR.

ELVIRA. Loca estoy, Flor, ya venci; Los efectos han mostrado Que el arte lo puede todo, Pues hoy con industria alcanzo Lo que no pudo el amor.

¿Cómo, Elvira?

Al Rey aguardo;

Bermudo de parte suva Vino à prevenirme ; tanto Pudieron con él los celos. Que espero ya, con su mano, La corona de Leon.

FLOR Amor sabe bacer milagros.

Sale UN ESCUDERO.

ESCUDERO.

Don Fernando de Quiñones Tu licencia está aguardando. ELVIRA.

¡ Ay hermana! ¿qué he de hacer? Que al Rey aguardo.

FLOR

Hasle dado Favores, que en tal empeño Te han puesto, que no te hallo Consejo.

ELVIRA. Oh gustos de amor, Siempre à pesares comprados!

FLOR.

De tu confusion te ofrece El remedio el mismo caso; Pues si con el Rey te encuentra Aqui don Fernando, es llano Que eso mismo es tu disculpa, será su desengaño; Y en el Rey aumentarás El amor, acrecentando Los celos, pues ellos son Los que su pecho abrasaron.

ELVIRA. Bien dices .- Entre.

Salen DON FERNANDO Y BELTRAN.

Ni él puede Proseguir contra tan alto Competidor sus intentos, Ni culpará tus agravios : Y así, importa que no dejes De favorecerle en tanto Que el Rey llega, pues con eso Disimulas el engaño, Fingiendo que sin tu gusto Trata el Rey de conquistarlo.

ELVIRA. Tu consejo he de seguir. DON FERNANDO.

No son dias, no son años, Siglos son y eternidades, Bella Elvira, las que he estado Entre tinieblas oscuras, Hasta volver á miraros. Todo es tormento sin vos; Y asi, vengo atropellando Montañas de inconvenientes, Y expuesto à peligros tantos, Cuantos deseó mi pecho Para mostrar lo que os amo, En lo que arriesgo por vos, A descontar, dueño amado, El infierno de no veros Con la gloria de miraros.

Fernando, no á los tormentos Que yo en vuestra ausencia paso Debeis menores finezas.

DON FERNANDO.

Si bien cuanto puedo os pago, Nunca podré lo que os debo, Con cuanto puedo, pagaros. Vos, Señora, perdonadme; Que, deslumbrado á los rayos De Elvira, disculpa tengo, Si dilaté el preguntaros Cómo estáis y el ofrecerme A serviros. A serviros.

Disculpado Os deja el amor; yo estoy Con deseo de pagaros La parte de la ventura Que en la de mi hermana alcanzo.

DON FERNANDO. Pues si de mi parte estáis, Seguro el efecto aguardo, Si vos terciais con Elvira Para que me dé la mano.

Salen EL REY y BERMUDO, al paño.

Detente, Bermudo, espera; Que está aquí, si no me engaño, Don Fernando.

BERMUDO. Él es. ¡ Ay triste!

REY Qué atrevimiento! Rabiando Estoy, vive Dios, de enojo. BERMUDO.

Señor, si está enamorado, Juzgar debes sus excesos Por los tuyos.

Calla; oigamos, Pues que no nos han sentido, Sus culpas y mis agravios.

ELVIRA. Mis verdades ofendeis

Si os mostrais desconfiado : Fernando, si el alma os di, ¿Cómo os negaré la mano?

DON PERNANDO.

Pues ; qué aguardais, cuando soy Tan dichoso?

ELVIRA.

Solo aguardo Que cumplais, como debeis, Con la obligacion del alto Puesto que ocupais, pidiendo Permiso al Rey.

DON FERNANDO.

Si me ha dado Tanto lugar en su pecho, ¿Temeis que no he de alcanzarlo?

Antes porque no lo temo Quiero que lo hagais ; que cuando Lo temiera, no pondria A peligro el bien que gano.

REY.

(Ap. Ya ¿qué tengo que esperar Con tan claros desengaños?) ¿Fernando? (Sale.)

El Rey.

DON FERNANDO.

¡Ay de mí! BELTRAN.

Cogido nos ha en el lazo; En tierra dió el edificio.

REV. (Ap. á don Fernando.) ¿Esta es la enmienda? ¿Este caso Haceis del favor que os doy, Y el rigor que os amenazo, Pues aun no ha perdido el viento Las palabras que mis labios Hoy os dijeron, y ya Vos las habeis olvidado? ¿Esta eleccion bice? ¿Vos Sois mi hechura? ¡Qué bien salgo Así, y qué bien me sacais Del empeño en que me hallo, Con haberos hecho! Solo, Vive el cieto, no os deshago, Por castigarme el error De haceros, en conservaros. DON FERNANDO.

Gran señor...

Callad, callad, Disimulad, sosegãos; Poned bien el ferreruelo, Cobrad el color turbado; Que ya que, por mi opinion, Resuelvo no castigaros, No me está bien que esa gente Entienda que me he enojado.

DON FERNANDO. Vuestra prudeucia y piedad, Gran señor, obligan tanto, Que porque mas resplandezcan En mi delito, no trato De disculparme, si bien Volviendo á los ojos claros De doña Elvira los vuestros, Hallarades mi descargo.

(Ap. ; Ay de mí, que esa verdad Conozco tan en mi daño! Mas, ya que á Elvira he perdido, Y he visto yo mis agravios, Virtud hare de la fuerza, Y valor del desengaño.) Elvira, yo os prometi Ser vuestro padrino cuando

### SER PRUDENTE Y SER SUFRIDO.

Hallásedes quien pudiese Mereceros; ya ha llegado La ocasion, pues solamente Dilatasteis, aguardando Mi licencia y gusto, el dar A don Fernando la mano. Dádsela que vo, sabiendo Que el venia á visitaros Amante y favorecido, Por lo mucho que le amo Y os estimo, quise, Elvira, El contento anticiparos, Trayendo yo la licencia.

ELVIRA.

Yo, Senor...

peltran.
¡ Vàlgate el diablo
Por mujer! ¿ Ya lo rehusas,
Y lo estabas deseando?

DON FERNANDO.

¿Qué dudas?

ELVIRA.

No me aseguro (A don Fernando.)

De que el Rey no está enojado Contigo, y le quiero hablar. (Apártase con el Rey.)

Señor, si acaso es vengaros El obligarme à que sea Esposa de don Fernando,

Advertid que los favores Que le he hecho ban sido falsos, Por vengarme del rigor Con que me habeis abrasado; Que vos sois solo mi dueño.

REY.

Los favores que tus labios Le hicieron, públicosson, Y es secreto, si es engaño; Y así, cuando yo te crea, No quiero que de tirano Me dén el nombre diciendo Que le quito á don Fernando Su esposa para mi dama.

ELVIRA.

¿ Para vuestra dama?

Puedes aspirar à mas, O puede un rey dar la mano A quien se sabe que hizo Pavores á su vasallo?

Pues si la vuestra he perdido, Porque sepais que causaron Esperanzas de ella sola Mis yerros, y no livianos Pensamientos, seré esposa De don Fernando.— Ya ha dado Su alteza seguridad A mi temor, y la mano Os doy, Fernando, de esposa.

REY.

Gozadia por muchos años, Don Fernando.

DON FERNANDO.

En vuestra gracia No podrán ser desdichados.

RKY.

Vos, Flor, porque no quedeis Envidiosa del estado De Elvira, pues es notorio Oue mis favores reparto Entre Fernando y Bermudo, Y él los vuestros ha alcanzado, Sed su esposa.

FIOR.

(Ap. Los favores Fingidos nos obligaron Tanto, que ha podido mas Que la verdad el engaño.) Yo soy vuestra.

BERMUDO. Y yo dichoso. BELTRAN.

Y en habiendo dos casados, Parece fin de comedia. Y es forzoso que el lacayo Pida mercedes al Rey Y perdones al Senado.

.

# COMEDIA FAMOSA

TITULADA

# LA DONCELLA DE LABOR,

DEL DOCTOR JUAN PEREZ DE MONTALVAN.

### PERSONAS.

DON DIEGO DE VARGAS. DON CÉSAR. DOÑA ISABEL DE ARELLANO. DOÑA ELVIRA DE RIBERA. MONZON, criado de don Diego. LUCIA, criada de doña Elvira. INES, criada de doña Isabel.

TRISTAN, criado de don César. JULIO, viejo. UN CRIADO DE DOÑA ISABEL.

# JORNADA PRIMERA.

Salen DON DIEGO y DON CESAR, con una espada desnuda en la mano.

DON CÉSAR.
Esta hoja es un diamante,
Porque es del mejor maestro,
Mas acertado y mas diestro,
Que tuvo el Tajo.

DON DIEGO.
Adelante;
Que ya la señal lo muestra.
DON CÉSAR.

Mas pienso que es algo corta; Y así, por si acaso importa, Trocadmela por la vuestra, Que me haréis un grande gusto.

Va sabeis mi voluntad; Esta es mi espada, tomad. (Se la da.) (Ap. César tiene algun disgusto.)

DON CÉSAR. Aquesto solo queria.—

Adios.

BON DIEGO.

Escuchad primero.
Por amigo y caballero,
Ha sido obligacion mia
Daros, don César, la espada;
Mas por honrado no puedo.
Aunque, la espada os concedo.
Que estará en vos tan honrada,
Dejar que de aqui salgais.
Por lo que importa á los dos,
Sin irme, César, con vos,
O saber adónde vais;
Que dejaros ir así,
Siendo tal nuestra amistad,
En vos fuera sequedad,
Y bajeza fuera en mi;
Y no tengo de querer,
Cuando se que à reñir vais,

Que vos ingrato seais, Ni yo de ruin proceder.

DON CÉSAR. Despues sabréis el suceso; Hacedme aquesta merced.

DON DIEGO.

Iréme con vos.

DON CESAR. Tened, Porque no puede ser eso. Deciros á lo que voy Es justo, siendo mi amigo; Mas dejaros ir conmigo No puedo, siendo quien soy. Un deudo mio ha tenido Con un hombre cierto enfado, Y en fin, se han desafiado, Y entre los dos convenido Que un amigo ha de llevar De su parte cada uno; Si hubiera de ir otro alguno, Yo os viniera à suplicar Que os vinièrades conmigo; Mas ir tres donde van dos, Ni à mi me està bien, ni à vos. Y así, pues que sois mi amigo, Quedad por los dos aqui; Que ir al campo con ventaja, En vos fuera cosa baja, Y fuera desaire en mi; Y no es justo que querais, Por querer ir a mi lado, One yo quede desairado, Ni vos de quien sois perdais. Y asi, que os quedeis os pido, Pues que vamos hombre à hombre.

DON DIEGO.

César sois , ya cou el nombre
Parece que habeis vencido,
Y pues que vencido habeis,
Ya desisto de ir con vos.

Dios os guarde.

DON CESAR. Adios. DON DIEGO.
Adios.

DON CÉSAR. Presto el suceso sabréis.

(Vase.)

Sale MONZON.

MONZON. Yo vengo á linda ocasion, Que ya don César se va.

BON DIEGO.

Pena, y no poca, me da El suceso. — ¿Qué hay, Monzon?

MONZON

Aguardando que se fuera Don César he estado una bora.

DON DIEGO.

Pues ¿ qué quieres?

MONZON.

Mi señora
Doña Elvira de Ribera,
Horra de dueña y de tía,
Para gozar de la noche,
Sola, hermosa y en un coche,
Como quinola con guía,

Como quinola con guía, Te está esperando en el Prado. Pero parece que estás Sin gusto.

En lo cierto das , Porque va desafiado

Don César.

Grave desdicha!

Claro está, porque es salir, Resuelto un hombre á movir, O, si tiene mejor dicha, A matar á su enemigo; Que viene á ser malo todo.

MONZON.

Malo es morir de ese modo;

Mas tambien, la verdad digo, Que quien muere de esa suerte Se excusa de muchas cosas Muy cansadas y enfadosas.

DON DIEGO.

¿ Qué dices?

MONZON.

Que si la muerte Presurosa no tuviera Para el alma detrimento, Un hombre de bien pudiera, Por no hacer su testamento, Pedir en abreviatura Su muerte; porque en llegando A escribirse el «ltem mando El cuerpo à la sepultura, El mayorazgo à mi bijo, La tercia parte à mi esposa, Que es honesta y virtuosa (Aunque mienta quien lo dijo); Hem mas : à mi criado Todo el salario corrido, A mi amigo tal vestido, Al doctor que me ha curado Uda taza de beber, A mi esclavo libertad Por la buena voluntad Que me ha mostrado tener; » Veras que el amor se trueca En ambicion descortés. Porque, en llegando à interés, El mas ajustado peca. Y si el triste pide pisto, Dicen que no es de importancia, Y en lugar de la sustancia, Su suegra le trae un Cristo. Cuando ya con fuerzas pocas Algo pregunta prolijo,
«Mayorazgo,» dice el hijo;
La mujer responde, «tocas;»
El fraile, «ya no se queja;»
El deudo, «traigan la cruz;»
El sastre, «aqui está el capuz;» El cura, «¡ qué misas deja?» El cura, «¡ qué misas deja?» El criado, «hoy me despido;» El médico, «taza y coma;» El esclavo, «horro Mahoma, » Y el amigo, «mi vestido.» Asi, por no ver aquesto Entre el hijo y la mojer, Que, si lloran, es por ver Que no les despena presto, Digo que dicha será, Cual mártir de Berbería Morir por ensalmo un dia; Pues siendo así, no verá De la majer la malicia El fruncimiento en el hijo, Del esclavo el regocijo, Y de todos la codicia. Mas, si no me engaño, alli Parece que oigo rumor.

DOÑA ISABEL. (Dentro.) Llamad á vuestro señor, O decidle que está aqui Una afligida mujer.

DON DIEGO. Una mujer es que está Buscándome.

MONZON. ¿ Quién será? DON DIEGO.

Yo no he menester saber Sino que à mi me busco, Y que trae algun pesar; Di que la dejen entrar.

MONZON. ¿ Para qué, si ella se entró? Salen DOÑA ISABEL DE ARELLANO, con manto y sin chapines, muy alborotada, é INES, con los chapines de su ama en la mano.

DOÑA ISABEL. Pues sois señor principal, O el traje al menos lo dice, Amparad una infelice, Que, huyendo de mayor mal, Se viene à valer de vos Contra el rigor de un marido, Que, celoso y ofendido, Me viene siguiendo ; jay Dios! Para quitarme la vida, Con sus deudos y parientes, Nobles todos y valientes.

DON DIEGO. Ya tendréis quien se lo impida. Mas decidme, ¿es la ocasion Muy apretada?

DONA ISABEL. Es tan fuerte, Que solo puede mi muerte Restaurarle la opinion; No importa que parte os dé De todo, estando tapada, Porque, siendo yo casada, Ciegamente me arrojé A querer à un caballero, Con estrella tan cruel, Que me halló agora con él, Aunque, saltando ligero Por los hierros de un balcon, Mientras iban à buscalle, Salir pude yo á la calle, Si bien con tal turbacion Que, por prisa que me di, Mi esposo a verme alcanzó, Y á satisfacer bajó Toda su cólera en mi; Hasta que en tan triste estado, fluyendo de él , al volver De esa esquina, pude hacer De vuestra casa sagrado. Yo no sé si mi marido Me vió entrar; que si me vió, Mi fin sin dada llegó; Mas si acaso ha sucedido Que, con la noche, me errase, Y pensando (; muerta estoy!) Que la calle arriba voy, Adelante se pasase Con sus deudos y su gente, Hacedme tanta merce Que en vuestra casa me esté Por dos horas solamente; Que despues yo tengo donde Estar con seguridad.

DON DIEGO. Lo que mi noble piedad (No os aflijais) os responde, Es que podeis hacer cuenta Que libre y segura estáis De cuantos miedos podais Recelar en vuestra afrenta, Aunque me sepa perder.

DOÑA ISABEL. Sois principal.

DON DIEGO. Soy un hombre, En la corte, de buen nombre, Y sé lo que debo hacer; Y asi, estad con desenfado Mientras la calle paseo; Que si acaso en ella veo Cosa que nos dé cuidado, Volveré al punto, dispuesto A bacer cuanto me mandeis,

Hasta que segura estéis. Y si no hay nadie, supuesto Que de estaros en mi casa Gustais , despues volveré, Y en todo obedeceré Vuestro gusto.

DOÑA ISABEL. Ya esto pasa Aun mas allá de clemencia; Mas, si así ha de ser, Señor. Pues me haceis tanto favor... DON DIEGO.

Decidlo.

DOÑA ISABEL. Con advertencia De que nadie me ha de ver Ni ha de entrar doude estuviere, Fuera de vos, sea quien fuere.

DON DIEGO. Así lo prometo hacer; Y para que estéis mas cierta, Y vuestra duda se acabe, Esta es del cuarto la llave. (Sela da) Cerrad por dentro la puerta, Y estando solas las dos, Abriréis cuando querais.

DOÑA ISABEL. En todo quien sois mostrais. DON DIEGO.

Dios os guarde.

DOÑA ISABEL. Guardeos Dios. MONZON.

¿La llave las dejas? DON DIEGO. Si.

MONZON. Plegue à Dios no sean de trato, Que carguen con todo el ato Mientras volvemos aquí ; Porque ya en Madrid ha habido Mujer que de esa manera Ha entrado, y red verdadera De muchas cosas ha sido. DON DIEGO.

Esto es ser, Monzon, cortés.

INES. (Ap.) Es el valor como el talle. DON DIEGO. Vamos à mirar la calle,

Y à ver à Elvira despues. (Vanse.) DONA ISABEL

¿Fuéronse ya?

INES. Si, Señora. DONA ISABEL.

Dame los chapines presto. INES.

Aqui están.

DOÑA ISABEL. Bien se ha dispuesto.

INÉS. Mas ¿ no me diràs ahora, Pues jamás de mi encubriste Hasta el menor pensamiento. Hasta el menor pensamiento,
Con qué fin ó cou qué intento
A un hombre que apenas viste
Le cuentas que eres casada,
Que tu marido te halló
Con otro, que le siguió,
Desouda la limpia espada;
Que, ligero, tu galan
Se arrojó por el balcon;
Que tú, con la turbacion,
Con el susto y el afan,
Bajaste por la escalera, Metiéndote por el lodo, Siendo, como sabes, todo Mentira, engaño y quimera? Pero tan bien ordenada, Con tal arte y tal compas, Que, con saber que jamás Fuiste, Señora, casada, Sin dolor y sin sentido, Tus vivos afectos viendo, Volvi à la puerta, temiendo Que viniese tu marido; Porque quien con tal piedad Se quejaba lastimosa, Parece imposible cosa Que no dijese verdad.

DOÑA ISABEL. Porque es fuerza que te haga Novedad mi pensamiento, Y porque tu entendimiento En todo se satisfaga, Escúchame, y brevemente Verás tú el desengaño, De este ardid el fin extraño.

Ya te escucho atentamente. DONA ISABEL.

Vo nací, como sabes, en Plasencia; Sola en mi casa, y con seis mil ducados

De renta cada un año, que es mi heren Que no son pocos, siendo bien pagados. De un pleito la forzosa diligencia Me puso, con mi casa y mis criados, En la corte, mi padre ya difunto; Mas esto ya lo sabes, voy al punto.

[bronco, No es tan duro el diamante cuando Pues rozado con otro se enternece; No es tan aspero el mas silvestre tronco. Pues ya por los abriles reverdece Niel mar, que de dar voces está ronco, A la vista tan rigido se ofrece, Como mi corazon, y en un instante, Ni fue mar ni fue tronco ni diamante. No has visto descender un arroyuelo, Sudando de luchar con un peñasco, Cuyo alfanje de perlas y de hielo Cruzó la cara al globo de damasco; Y que bajando desde el monte al suelo, A los piés detenido de un carrasco, La cólera reporta, siendo à veces Inmóvil vidriera de los peces? Pues así mi desden, que allá en su esfera De mármol al amor, y mudo á el ruego, Cuanto encontro soberbio en la carrera Pisó, desbarató y abrasó ciego, De Madrid en tocando la ribera Abrió los ojos, conoció á don Diego, Confesóle galan, rindióle el alma, Y como alla el arroyo, quedó en calma En un cabalio que los piés ponía Tan bien sobre fa yerba que peinaba, Que apenas su melindre lo sentia, Con que del aire à veces se quejaba, Porque usando á su modo cortesia Con las flores del prado donde estaba, Sin ajarles el nacar del vestido,
El polvo les limpiaba recibido;
Iba don Diego ; ay cielo! tan brioso,
Queme obligó à pararme yá escuchalle,
Por ver si era discreto como airoso,
Que tal vez riñe el alma con el talle;
Mas anduvo tan cuerdo y generoso,
Que parece que el cielo, al bosquejalle,
Trocó las suertes y le dió el agrado
Que estaba para algun desaliñado.
Como el leon, que en la primera llebre
Extraña aquel incendio que le aqueja,
Y cual si fuera un conejuelo ó liebre,
Remolina en el suelo la gnedeja;
Asi mi corazon, porque se quiebre Sin ajarles el nacar del vestido,

Asi mi corazon, porque se quiebre

La ley que á ser ingrata me aconseja, | Como era nuevo aquel calor que via, Forcejaba à estorbarle y no podia ; Mas buscando remedio al accidente, Porque del alma el pulso le tuviera, Di en dudar si don Diego era valiente, Como si el ser quien es no lo dijera; Que es mi espíritu tal, que solamente Con que supiera que cobarde era, Aunque con lo demás me enamorara, En mi vida à la cara le mirara. Y así, para salir de aquesta duda. Y asi, para sair de aquesta duda, Con fingido ademan, con voz turbada, Afligida, mortal, medrosa y muda, Ciega, despavorida y alterada, Pidiendo entré favor, socorro, ayuda, A su sangre, à su aliento y à su espada, Y porque yo volviese mas perdida, Me dio el favor y me quitó la vida.

INÉS Notable invencion ha sido: Mas, ya que don Diego es Valiente como cortés galan como entendido, ¿Qué falta ha de hacer aqui?

DOÑA ISABEL. Estando de esta manera, Lo que falta es que me quiera, Va que por mi bien le vi.

Y de César ¿ qué has de hacer, Que, como ves, te enamora, Te sirve, obliga y adora?

DOÑA ISABEL. Si no le puedo querer. Lo que he de hacer, ¡pena fuerte! Es procurar que su fuego Se pase todo a don Diego.

INES. Y mientras que vuelve á verte, ¿Qué has de hacer ?

DOÑA ISABEL.

Abrir su cuarto,

Y verlo todo muy bien.

INES. Plegue al cielo que con bien Salgamos de aqueste parto.

DOÑA ISABEL.

Pues ; qué temes?

INÉS.

Que al volver. De Tarquino imite el nombre.

DONA ISABEL.

No hay fuerza, Inés, en el hombre, Si no quiere la mujer.

(Vanse.)

Salen en el Prado DON DIEGO, DOÑA ELVIRA T MONZON.

DON DIEGO

Di que se aguarde el coche, Pues que gozar del fresco de la noche Quiere à pié dona Elvira.

MONZON

Ya junto aquella fuente se retira,

DONA ELVIRA.

Bueno está el prado.

MONZON

Bueno. Si no bubiera catarros ni sereno. DOÑA ELVIRA.

Cosas tienes de viejo en el regalo.

Años tengo, Señora, que es lo malo. Mas dejemos aquesto,

Por triste, por cansado y por molesto: Y decidme entre tanto que nos yamos, Pues que solos estamos, Cômo os va del amor y sus extremos.

DON DIEGO. Fmos Hasta abora, muy bien, pues nos quere-Sin celos, sin disgustos ni pesares, Que del fuego de amor son los azares.

MONZON ¿Sin celos hay amor? No me conformo. DON DIEGO.

Tú te conformarás si yo te informo.

DOÑA ELVIRA. Solo para escucharte Lo que vas à decir, mandé llamarte.

MONZON. Ya espero la respuesta.

DON DIEGO.

Pues la respuesta de tu duda es esta. A un caballero de esta corte amaba Doña Elvira.

DOÑA ELVIRA. Es verdad. DON DIEGO.

Y cuando estaba

Mas vivo este cuidado...

DOÑA ELVIRA. Dilo de presto, pues que ya es pasado.

DON DIEGO. Enamoró á otra dama.

DOÑA ELVIRA.

V yo, atenta á mi nombre y á mi fama, Me resolvi, celosa y ofendida, A no velle en mi vida, Niconsentille hablar en nuestras bodas; Al fin sali con ello; que si todas Aquesto mismo hicieran Cuando su agravio ó su desprecio vie-

Yo sé bien que los hombres no agravia-Con tanto desahogo á quien amaran. Mas si luego à su ruego nos rendimos. Y aun perdonamos mas de loque vimos. Y aun perdonamos mas ucitoque; Qué mucho que repitan los agravios; En fe de nuestro amor y de sus labios? Esto es cuanto à mi amor y el de mi Posa agora adelante; [amante: Y di lo que pasó despues contigo, Que importa mas.

DON DIEGO.

Pues digo Ido. Que estando yo tambien, por mal paga-Casi en el mismo estado Que Elvira, pues amaba A quien amando en otra parte estaba, Nos juntamos los dos para quejarnos Mientras que no pudiésemos amarnos; en fin, nos convenimos, Que con el tiempo mejorar nos vimos, En que adelante nuestro amor pasemos, Y nos queramos sin hacer extremos, Escarmentando en el amor pasado, Para no consentir otro euidado. Y asi, buyendo comunes necedades De vender por mentiras las verdades, Viene à ser como esgrima el amor nues-Donde con pulso diestro, (tro, Con arte, ciencia y gala, La herida solamente se señala; Que entre los diestros leyes son sabidas Que no han de ejecularse las heridas; Con lo cual ella alegre, yo gustoso, Ni perdemos el tiempo ni el reposo. Y si alguno le pierde en la batalla (Ap. Comoyo, que la adoro), sufre y ca-Siendo nuestro cuidado, [lla, Si no el mas fino, el mas acomodado;

[que ama, Que es la primera vez que un hombre Ni da ni pide celos à su dama. Colige agora tú de estos desvelos Si puede haber amor donde hay celos.

MONZON.

Aquese no es amor.

DOÑA ELVIRA. Aparta ahora.

MONZON. (Ap.)

Colérica responde esta señora.

DOÑA ELVIRA.

Alprincipio es verdad que ese contrato Hizo nuestro descuido; pero el trato El contrato deshizo, ; ay de mi triste! Que con el trato nadie se resiste.

Una piedra se gasta Si el agua muchas veces la contrasta , Su fuerza un metal pierde Si el buril o cincel le pule o muerde, Rindese un bronce luego

Si el martillo le busca junto al fuego, Desmantélase un muro Si el tiempo le persigue mal seguro, Y hasta un monte caduca

Si el aire por el centro le trabuca

Con diáfana espada; Pues ¿qué mucho que yo, desesperada, Me viniese à rendir, hablando y viendo Un hombre à todas horas, y no siendo, Aunque mi ser mas alto se remonte, Aunque mi ser mas ato ac remonte? Piedra, hierro, metal, castillo ó monte? Esto es decir, don Diego, que te quiero, Y que con tus frialdades desespero; Y así, déjalas ya, por vida mía ; Que aquese tu desprecio es groseria. Dirás que fué mandato, y yo respondo, Con el fuego que escondo,

Y lo conoces tu, pues cuerdo eres, Que muchas cosas mandan las mujeres, Que viene à ser desaire para ellas, Teniéndolas amor, obedecellas; Porque mas es desprecio que cordura

Obedecellas contra su hermosura. Y así, yo me resnelvo á que me quieras, Como sueles, de veras

Y no queriendo, desde luego puedes De mi amor, de mi casa y mis paredes Despedirte, don Diego; Que aunque es mucho mi fuego,

Soy mujer, como sabes, de manera, Que aunque morir me viera,

Primero me dejara Morir que dar licencia á que me habla-Un galan, por mi mál, tan bien mandado Y tan acomodado

En el amor que tiene, Que pienso, cuando á visitarme viene,

Segun el juego de su amor entabla, Que don Domingo de don Blas me habla DON DIEGO.

Từ enojada, mi bien? Señora mia, Esto es hacer mayor mi groseria.

MONZON.

Tiene razon.

DON DIEGO.

Confieso Tceso: Que en parte ha sido mi obediencia ex-Pero si mi obediencia dióte enojos, Pudieras despicarte con mis ojos; Pues con ellos à voces te decia Que sin mi voluntad te obedecia; Porque, aunque al parecer disimulaba, De parte alla del pecho te adoraba, Y temiendo perderte, Te amaba para mi por no perderte; Pero, yaque te escucho ;ay dueño her-Que soy tan venturoso, Alma, vida, potencias y sentidos Pongo á tus piés, de tu beldad rendidos.

Ahora si, don Diego, que sin miedo El alma con los brazos darte puedo.

Yo siempre tuyo he sido, Aunque el alma encubierto lo ha tenido,

DOÑA ELVIRA. Así estarás pagado y yo segura.

DON DIEGO.

¡Qué dicha!

DOÑA ELVIRA. ¡ Qué contento! DON DIEGO.

¡Qué ventura!

DOÑA ELVIRA

Esto si que es querer, piadosos cielos. DON DIEGO.

Esto si que es vivir, aunque baya celos. DOÑA ELVIRA.

Yo soy tuya, bien mio.

DON DIEGO.

Y yo esclavo tambien de tu albedrio. (Abrázanse.)

MONZON. Y vo, con bendiciones á puñados, Digo que Dios os haga bien casados.

Mas advertid tambien que es mediano-Y no parece en todo el Prado el coche. ¿ Qué respondes, Señor?

DON DIEGO.

Que à Elvira espero.

MONZON.

¿ Quieres irte?

DOÑA ELVIRA. Primero,

Si hubiese en qué, querria Beber, Monzon, de aquella fuente fria. DON DIEGO.

¿Traes barro?

MONZON.

Bueno es esto.

DON DIEGO. Pues no importa; De aquí á mi casa la jornada es corta,

Y si por ella gustas de pasarte, Agua y dulces habrá.

DOÑA ELVIRA.

Quiero pagarte

El gusto que me has dado Con ir hasta tu casa.

MONZON

(Ap. Él se ha olvidado Sin duda de la dama Que de él vino à ampararse; aquí mella-Lo de «comí su pan».) ¿Señor?

> DON DIEGO. ¿Qué quieres?

MONZON.

Bien se conoce que discreto eres En lo de sin memoria, pues te olvidas De las damas que dejas escondidas.

DON DIEGO. Vive Dios, que es verdad. Mas ya ¿qué

MONZON. Excusarla que vaya, pues podemos.

DON DIEGO. ¿Y si acaso se queja?

MONZON

Eso à mí me lo deja. DOÑA ELVIRA.

¿No vamos ?

MONZON

No; que mas galanteria

Es ir à la primer confiteria, Y saquearla toda.

DON DIEGO.

Bien has dicho. MONZON

Soy hombre en todo de gentil capricho. DOÑA ELVIRA.

No ha dicho tal; que es bărbăra locura Peasar que estimo yo la confitura Para beber ahora; Dulces habrá en tu casa, ¿quién lo igno-Y eso querrà en tu casa quien se abrasa.

MONZON Amargarán los dulces que hay en casa. DOÑA-ELVIRA.

Pues ¿por qué?

DON DIEGO.

Calla, necio .-[cio. Tu gusto, Elvira, masque mi honor pre-DOÑA ELVIRA.

No, don Diego; algo ha sido Lo que Monzon te murmuró à el oido.

Es verdad, y negártelo quería Por no asustarte ; pero ya seria Mucho peor negarlo.

DONA ELVIRA.

Fuera cierto.

DON DIEGO.

Por eso yo de la verdad te advierto. Don César, aquel grande amigo mio, Ha salido esta noche à un desafio; Dijomelo Monzon, y yo quisiera, Si licencia me diera Tu amor, ir à su casa, Para saber de cierto lo que pasa. Esto fué, por mi vida.

DOÑA ELVIRA. (Ap.)

Esto es engaño;

Pero aquí menos daño Es callar ofendida Que darme con los dos por entendida; Que á su tiempo yo haré lo que conven-Para que todo á declararse venga. [ga

DON DIEGO.

¿ Qué dices?

DOÑA ELVIRA.

Que en un lance que es tan justo, Tu opinion es primero que mi gusto. No quiero embarazarte; Noble has nacido, parle,
Y sal de ese cuidado, [rado.
Cumpliendo en todo como amigo houVéte, y nada me digas.

DON DIEGO. A un tiempo me enamoras y me obligas. DOÑA ELVIRA. (Ap.)

Llevo de sobresaltos lleno el pecho. DON DIEGO.

Vamos, Monzon.

MONZON. Crevolo. DON DIEGO. (Ap.)

Bien se ha hecho.

MONZON

Avison, femenil cazueleria, Que mamais dos mil de estas cada dia!

> Salen DOÑA ISABEL É INÉS. en casa de don Diego.

Ya estoy celosa de ver Lo que don Diego se tarda, Pues sabiendo que le aguarda En su casa una mujer, El detenerse es indicio De que con otra estará, A quien perdido amara, Para que yo pierda el juicio. INES.

Mientras no sabe don Diego Tu amor, él tiene disculpa. DOÑA ISABEL.

Ya sé que toda la culpa Es de mi amor loco y ciego. INÉS.

Pues declárate, y despues Feliz ó infeliz te llama.

DOÑA ISABEL. Si él quiere bien à otra dama, Mal me aconsejas, Inés, Porque es quedar desairada.

INÉS. Pues ; qué has de hacer? DOÑA ISABEL.

¿Qué? Sufrir,

Y querer hasta morir, Celosa y desesperada, Ya que otro alivio no tiene, Ni otro remedio, mi amor, Que es la desdicha mayor. Mas, pues don Diego no viene, Que tambien me maravilla, Cuando mi peligro piensa, se obliga à la defensa, Véte y véme por la silla, Y vamos de aqui,

INES. Yo voy, Si bien me aflige el pensar Que sola te has de quedar.

DOÑA ISABEL. No importa; segura estoy.

INÉS.

No sé si bien aconsejas, Aunque es don Diego cortés. DOÑA ISABEL.

No me quedo sola, Inés, Porque conmigo me dejas. INÉS.

Pues lo mandas, à abrir voy.

Abre una puerta, y asomase por ella DON DIEGO.

Mas ; ay cielo!

DON DIEGO. Esa señora

¿Qué hace?

Suspira y llora. DON DIEGO.

Pues decidla que aqui estoy.

INÉS. De buena gana; esperad .-Señora, don Biego...

> DOÑA ISABEL. Di.

INES. Quiere verte; ¿entrará?

DOÑA ISABEL.

Voy à decirselo.—Entrad. (Ap. Notable capricho es Pedir licencia en su casa.) DOÑA ISABEL.

Oye, sabe lo que pasa, Y trae la silla despues.

DOS DIEGO.

Vos seais muy bien hallada.

DOÑA ISABEL. Y vos, Señor, bien venido. DON DIEGO.

¿Cómo del susto os ha ido? DOÑA ISABEL.

Como de vos amparada.

DON DIEGO. Segura la calle está.

DOÑA ISABEL. Basta haberla vos mirado.

DON DIEGO.

¿ Qué hora es!

Las once han dado. DON DIEGO.

Segun eso, es tarde ya. DOÑA ISABEL.

Sí, Señor; que como vos Estado habeis divertido, El tiempo no habeis sentido, Que yo siento por los dos. Mas ¿ quién duda que seria Dama la que os divirtió? Sin verlo, por vida mia; Si no es que con gala y brio, Quereis decir que no amais, que por cuerdo pagais La voluntad de vacio ; Porque ya es visto en quien ama Y parla por pasatiempo, Aunque tenga seis à un tiempo, Decir que no tiene dama.

DON DIEGO.

A importar à vuestro estado El saber mi voluntad, Os dijera la verdad. Mas, dejando aquesto à un lado, Advertid que ya es error, Si en ello bien se repara, Que encubra de mi la cara Quien fia de mi su honor.

DOÑA ISABEL.

(Ap. Eso si, festejemé, porfie, pues porfio.) Antes la cara no os fio, Porque el honor os fié.

DON DIEGO. Pues si importa el encubrirse, No he de ser con vos molesto.

DOÑA ISABEL.

(Ap. ¡Válgame Dios! ¡ y qué presto Sabe un cuerdo reducirse!) A fe que sois reportado.

DON DIEGO.

Siempre cortesano fui.

DONA ISABEL.

Y me habian dicho a mi Que érades muy porfiado! Mas ¡ay Dios! si no me engaño, Aquel hombre que ha venido Es deudo de mi marido.

DON DIEGO.

No importa.

(Ap. Suceso extraño, Don César es.) Pues, Señor, Considerad que mi vida Está en no ser conocida. DON DIEGO.

Perded, Señora, el temor, Y alli dentro os retirad; Porque por vos y por mi Nadie ha de pasar de aqui. Sale DON CESAR.

DON CESAR. (Ap.) Con la poca claridad De la luz del corredor, Vi una mujer alla fuera. V á ser posible, creyera Que era Inés, pero es error; Porque ; con qué intento aquí Habia de entrar Inés?

DON DIEGO. ¿Qué dudo? Don César es. DON CÉSAR. ¿Es don Diego?

> DON DIEGO. Amigo, si.

DOÑA ISABEL. (Ap.) : Hay lance mas apretado!

DON DIEGO.

Y en fin, ¿ cómo ha sucedido?

DON CÉSAR. Un contrario queda herido.

DON DIEGO. ¿ Y vuestro deudo?

DON CESAR.

En sagrado Y con gran seguridad; Yo me vengo a vuestra casa Hasta saber lo que pasa; Y así, aqui dentro...

DON DIEGO.

Esperad Un poco, pues sois mi amigo, Hasta que salga una dama De calidad y de fama , Que está alla dentro conmigo, Y de vos se ha recatado (Ap. Aqui importa una mentira); Porque es ...

DON CESAR. ¿Quién es? DON DIEGO.

Doña Elvira, Que, por hallarse en el Prado, Aqueste favor me ha hecho.

DON CESAR. (Ap.) Mas vale que Elvira sea , Porque mis celos no crea Ya que no ablandó su pecho.

Salen DOÑA ELVIRA Y MONZON, al paño.

Digo que está recogido En su cuarto mi señor, Bueno y sano.

DONA ELVIRA. Yo lo creo;

Mas yo he de verle, Monzon, Porque solo este cuidado De mi casa me saco.

MONZON.

Pues entra, y sabrás que es cierto. (Ap. Con todo al traste se dió.) (Hace Monzon señas à su amo tosiendo.)

BOÑA ELVIRA.

Tose quedo.

MONZON. Este es mi quedo. DON CESAR.

Pues, don Diego, yo me voy Allá dentro en tanto que Doña Elvira sale.

MONZON. Adios.

(Al entrarse don César, se encuentra con dona Elvira.)

DOÑA ELVIRA.

Este es don César.

DON CÉSAR. ¿ Quién va?

DOÑA ELVIRA. No os altereis; que yo soy, Que vengo á ver à don Diego, Que me ha tenido, por vos, Con notable sobresalto.

DON CESAR

(Ap. Yo tambien con él estoy, De haberos visto.) Sin duda

El nombre se os olvidó (A don Diego.) De la dama que está dentro, Si acaso no fué invencion ; Porque está aquí doña Elvira.

DON DIEGO. ¡Otra es ; callad, por Dios! ¡Muerto estoy! —¡Señora mia! ¿A tal hora?¡Gran favor!

DOÑA ELVIRA Sí, don Diego ; que el disgusto De don César senti yo , Por el suyo y tu peligro, De suerte que el corazon No me cabia hasta ver El fin de aquella cuestion. DOÑA ISABEL. (Entreabriendo la puerta del cuarto donde entró.)

Amistad es asentada.

No hay sino paciencia, amor. DON DIEGO.

Todo ha sucedido bien.

DON CESAR.

(Ap. Ya es mi sospecha mayor. Don Diego tiene allá dentro Una dama, y me negó La entrada, diciendo que era Doña Elvira la ocasion, Y entra abora doña Elvira, Y al venir me pareció Que salia Inés de aquí. Pues ¿ qué aguardo, que no voy A ver si doña Isabel, A virgue tema mi prision, Esta en su casa, y salir De tan grande confusion; Que basta estar mal pagado, Sin tener celos y amor?) Entre los que bien se quieren Nunca ha sido discrecion Estorbar; abajo espero. Dios os guarde. (Vase.)

DON DIEGO. Guardeos Dios.

DOÑA ELVIRA. Muy buena casa teneis. DON DIEGO.

Casa de mozo, en rigor. DOÑA ELVIRA.

(Ap. Asustado está don Diego; Aqui sin duda hay traicion.) ¿ Dormis en aquella cuadra?

MONZON. (Ap.) De aquesta vez nos pescó. DON DIEGO.

Si, Señora; mas no entreis. DOÑA ELVIRA.

¡Que no entre! ¿ Por qué no? DON DIEGO. l'orque hay cierto inconveniente,

DOÑA ELVIBA. Por eso he de entrar mejor. DON DIEGO.

No es cosa, por vida mia Ni por vida de los dos, De ofensa ni de importancia. DOÑA ELVIRA.

No importa; resolucion Traigo de ver cuanto hubiere; Y asi...

DON DIEGO. Dejadlo, por Dios; Porque no ha de ser posible.

Sale INES.

INES. (Ap. ; Qué dudo? Alli están los dos, Y ya don César se fué, Que denantes no me dió, Cuando le vi, poco susto.) (Se llega á doña Elvira, pensando que

es su ama.) Señora, las doce son, Y ya la silla te aguarda.

MONZON. (Ap.) Por Dios, que hemos dado con Los huevos en la ceniza.

DON DIEGO. (Ap.) Hay tan gran tribulacion!

DOÑA ELVIRA. No viene à mi ese recado.

Pues ¿cómo?

DOÑA ELVIRA. Porque no soy yo La dama que aqui buscais.

MONZON. (Ap.)

Este freno se trocó. INES.

Pues ¿adónde está mi ama? DOÑA ELVIRA.

Eso lo dirá el señor Don Diego, que está delante. Ap. De celos perdida estoy.) Jurad ahora mi vida, Y aseguradme ; ah traidor! Que no es cosa que me ofende.

DON DIEGO. Y es la verdad, vive Dios.

DOÑA ELVIRA. Cómo, si teneis adentro Una dama?

DON DIEGO. (Ap.) ¿Qué afficcion! MONZON.

Di que es cosa de un amigo. DON DIEGO.

Tienes, Elvira, razon; Mas no es mia; que don Pedro, Aquel que me hablaba hoy, Está con ella, y por eso No he querido ...

DOÑA ISABEL. (A la puerta del cuarto donde entró.)

Aqui entro yo, Y pues ya César se fué. no hay riesgo en mi opinion, estoy rabiando de celos Y de cólera, por Dios, Que todos han de rabiar Y han de estar como yo estoy.

Sale DOÑA ISABEL, tapada como entró, del cuarto donde estaba escondida.

DONA ELVIRA. De suerte que be de creer, Y sin otra información, Que esta dama está con otro,

Y que á vos no os importo? DON DIEGO.

Esto que te digo pasa.

MONZON. Si, por vida de Monzon. DOÑA ISABEL.

Ese es muy grande embeleco. MONZON.

¡Jesus, y qué perdicion!

DONA ISABEL. Porque yo no estoy con nadie,

Sino con este señor , De cuyo amor me he valido Para cierta pretension. DON DIEGO.

Decid tambien lo demás, Y del modo que pasó.

DONA ISABEL. Lo demás es que este bidalgo Es tan galan como el sol. Y yo tan de cera en todo, Que me ablandó su calor; Lo demás es que le tengo Mas que razonable amor; Que he estado con él una hora En buena conversacion . Que le debo el arriesgar Su persona por mi honor ; Que vino en esto don César ; Que esconderme me mando; Que llegasteis vos tras él,

Y mi criada tras vos ; Y lo demás, finalmente, Y 10 demas, unamente, Es, que ya las doce son, Y que ha venido la silla, Y por ser tarde me voy De vos muy euamorada, (Adon Diego.) Y muy celosa de vos; (A dona Elvira.)

Y porque no es para mas . A buenas noches, adios.—

Vé, Inés.

MONZON. (Ap.)
Por Dios, que ha echado
Valientisimo sermon. INÉS. (Ap. à doña Isabel.)

Asi, Señora, la llave Que de su cuarto nos dió Se me ha olvidado de dar.

DOÑA ISABEL. Pues no la dés.

> INÉS. ¿Por qué no? DOÑA ISABEL.

Por llevar algo de aqui, Ya que el alma dejo yo.

(Vanse doña Isabel & Inés.) DON DIEGO.

Señora, oid, esperad.

DOÑA ELVIRA. Si es por mi satisfaccion. Ya lo estoy de vuestro trato,

Y para siempre me voy. (Vase.) MONZON.

Andad con todos los diablos. DON DIEGO.

Oye, Elvira; ; hay tal rigor!

MONZON. Qué es oir? Por Jesucristo, Que va por el corredor Como perro con vejiga.

Pues ire tras ella yo, A que escuche las verdades De mi amante corazon.

(Vase.)

Si fué como, lindamente La bellaca nos le dió.

(Vase.)

## JORNADA SEGUNDA.

Salen DONA ISABEL, con vestido de estameña, manto sin puntas, chapines sin viras; INES, de fregona, con mantellina, y JULIO, vejete.

DOÑA ISABEL.

Esto ha de ser.

JULIO. Considera ... DOÑA ISABEL.

Pues me ves determinada, No me repliques en nada.

INES.

Quedo; que hay criada fuera.

Sale LUCIA.

Ya se acabó de tocar Mi señora; aqui podeis Esperar.

JULIO. Merced me haceis, Y yo lo sabré estimar.

LECIA.

Es esta doncella á quien Hoy recibio mi señora

JULIO.

Es muy vuestra servidora. LUCÍA.

Yo lo soy suya tambien Y por cara y por despejo Lo merece.

DONA ISABEL. Dios os guarde: Pero, porque mas no aguarde Mi padre, que en fin es viejo, Hacedme gusto que sepa Mi señora que está aqui.

LUCÍA.

Voy à decirselo así. INÉS (Vase.)

Es posible que en ti quepa Tanto embuste y tan bien hecho?

DOÑA ISABEL. Para embustes y mentiras Cualquiera mujer que miras

Tiene ensanchas en el pecho. JULIO.

Hasta aqui no he replicado, Que pudiera por mi edad, Ni de aquesta novedad La causa te he preguntado; Mas, ya que tan adelante Has pasado, y que las dos, Con poco temor de Dios, Pues no hay miedo que os espante, Mudando nombre y vestido, Os disfrazais de manera, Que Inés, firme en la carrera De doncella, que lo ha sido, Y tú quieres, al revés, Con una y otra mentira

DD. C. DE L .- H.

Servir en casa de Elvira De doncella, que lo es Andando yo concertando De aqui para allí à las dos, Dime el intento, por Dios; Porque estaré reventando Hasta saber (ya que sé Que en todo servirte debo) Un embeleco tan nuevo.

DOÑA ISABEL.

Pues oye, te lo diré, Porque sepas, Julio amigo, a causa que así me tiene. Siendo en sangre y en riqueza Lo que tú sabes, atiende, Tan aprisa me mudaron De aquella quietnd alegre Mis penas, que ya el aviso Llega despues de la muerte ; Que hay para los desdichados Penas en matar tan breves, Que vienen como que matan, Y matan como que vienen. Yo quiero bien (ya lo he dicho) A un hombre que a Elvira quiere; Mira en qué pocas palabras Te be dicho cuanto pretendes. No te maravilles, Julio, Que tan luego te confiese Mi amor, que, aunque es liviandad, Parezca que es conveniente, Si en poco tiempo le tuve, Que en poco tiempo le cuente. Sin que don Diego de Vargas, Que este es su nombre, me viese, Veces varias pude hablarle, Y seguirle otras mas veces. Informème si era noble, Si era cortés y valiente. Y en efecto, lo fué todo, Porque quise que lo fuese; Que en haciendo amor las pruebas, Como es parte en lo que emprende, O se cohecha de gusto, O de la pasion se vence; Y así, dice, cuando informa, Mucho mas de lo que siente. Viendo, pues, que por Elvira Don Diego de Vargas muere, Porque, aunque estuvo enojada. A verle y hablarle vuelve, Que no hay enojo que dure Entre dos que bien se quieren, Habiendo ruegos que ablanden Y terceros que aconsejen: Viendo tambien que don César Con mas fuerza me pretende Que nunca, debe de ser Porque casi alcanzó à verme Con don Diego; que hay algunos Hombres tan impertinentes, Que en sabiendo que la dama Que festejan o pretenden Tiene galan , en lugar De apartarse y detenerse, Se alientan , porque imaginan Osada y bárbaramente Que quien fué fácil con uno , Con cualquiera serlo puede, Y que à cuenta de aquel yerro Los demás pueden hacerse. Y así, para del don César Y asi, para del don Cesar Poder mejor defenderme, Y de camino estorbar, Sin que mi opinion se arriesgue, De don Diego y doña Elvira Los amores y papeles, Yéndome con una amiga Noble, cuerda y confidente, A quien de mis pensamientos Di cuenta muy largamente,

Dejé mi casa , fingiendo Que por uno ó por dos meses Que ofreci estando a la muerte; Si bien hemos menester Trazarlo todos de suerte, Que mi gente no nos vea , Que es lo que puede temerse ; Aunque vehimos al Prado Desde los Convalccientes, Que es lo mismo que pasarse A otro reino un delincuente; asi, no hay que tener pena Que ninguno nos encuentre. Mas, porque pueda mejor Saber todo cuanto intente En su voluntad don Diego, Dispuse que Inés sirviese Cerca de su casa, en casa De cierto hombre de papeles, Secretario entre dos luces Ni bien letrado ni agente; La cual saliendo de casa, encontrando adredemente A Monzon, que es el criado De este mi amante valiente, Le ha dado ocasion bastante Para que el tal la requiebre; Y en fin, son ya tan amigos, Que la cuenta y la refiere ara cumplir con el nombre De criado y de alcahuete, Cuanto imagina su amo ; Y ella volando me viene A avisar de lo que sabe. Para que yo lo remedie ; Con lo cual, ella mudando , Por si alguien la conociese . El nombre de Inés en Juana , Que no tiene inconveniente, Y yo el de doña Isabel En Dorotea Gutierrez; Ella estando, como be dicho, Mirando cuanto sucede En la casa de don Diego; Tu , por lo que se ofreciere, Tomando en esotra calle Un aposento por meses, Y yo en cas de doña Elvira Estando de aquesta suerte. Pienso hacer tales enredos... Mas ; ay cielos! ella viene. Por lo que pueda importar Que no te conozca, véte, Véte, Inés.

INES.

¿Cómo me llamo? DONA ISABEL.

Juana iba à decir, errême; Véte de presto, por Dios.

El te guarde, como puede. (Vase.)

Salen JULIO, DOÑA ELVIRA Y LUCIA.

DONA ISABEL. Y tû, pues vienes à eso, Sirve de padre y pondréme De doncella de labor.

JULIO.

Extrañas sois las mujeres En dando en alguna tema.

DOÑA ELVIRA. (Ap. & Lucia.) ¿Que tan buena cara tiene?

LUCÍA.

Yo sé que en viéndola harás De modo que en casa quede. Ya mi señora os aguarda, Bien podeis hablaria: (A doña Isabel.)

JULIO.

Déme Vuesancé, si no las manos, Los piés, para que los bese.

Dios le guarde : no esté así, Alcese.

LUCIA

¿Qué le parece Del buen viejo y de su bíja? DOÑA ELVIRA.

Parécenme buena gente ; Y diga : aquesa doncella, Cùbrase , ¿ qué nombre tiene?

JULIO.

Dorotea.

DOÑA ELVIRA.

Intio

Muchacha, ; qué te detienes? Llega, que llama señora.— De vergonzosa enmudee ; Que es su cortedad notable, Pero no por eso pierde.

DOÑA ELVIRA.

¿Has servido en otra parte? (Llega y hace una reverencia doña Isabel.)

DOÑA ISABEL.

A mi padre solamente
He servido; pero viendo
Que está viejo, y que no tiene
Con qué poder sustentarme.
Por ser el año tan fuerte.
Una casa principal
Le he pedido que me diese.
Donde servir; hame dicho
De la vuestra tantos bienes,
Que tendré à mucha ventura
Quedar con vos para siempre;
Porque esto de mudar casas
No es cosa que me conviene;
Que quizás por no mudarme
Vengo à servir de esta suerte.

JULIO.

No es porque ella está delante, Ni porque pasion me mueve, La muchacha es para mucho, Porque una casa revuelve De alto en bajo en un instante,

Y en la vuestra, si se ofrece,

Lo haré mejor que en ninguna; Que á esto vengo solamente.

Qué labor haces?

DOÑA ISABEL.

Señora , Por labores no lo dejes ; Que si fuere menester , Las haré tan diferentes ,

Que su novedad te admire.
(Ap. Cuando à ver la causa llegues.)
Lo mas està en que à servir
La persona se sujete,
Que todo despues es fàcil.

Sabrás tocarme y prenderme?

(Ap. Para que parezcas mal Haré cuanto yo pudiere.) Es tu hermosura tan grande, Que casí puede ofenderse Que la busques aderezos. DOÑA ELVIRA.

¡Qué bien habla! Y dime, ¿tienes En Madrid quien te conozca?

DOÑA ISABEL.

Si, Señora; unos parientes Tenemos en Peñaranda, Y en la calle de Valverde Vive un sastre de mi tierra, Que me fiará en cuanto hubiere.

DOÑA ELVIRA.

(Ap. Para los intentos mios Como de molde me viene Esta moza, que es discreta Y parece diligente, Para poder confiarla, Cuando ocasion se ofreciere, Los amores de don Diego.) ¿Hasme de servir por meses, O concertada por años?

DOÑA ISABEL. Como mi padre quisiere; Que en esto y en la soldada Hacer à su gusto puede.

JULIO.

Que os sirva en casa mi bija Es salario suficiente.

DOÑA ELVIRA.

¿Tienes arca?

DOÑA ISABEL. Sí, Señora. DOÑA ELVIRA.

Pues tráiganla luego, y cree Que si te hallas bien en casa, Hasta que yo te remedie No saldrás de ella jamás.

DOÑA ISABEL.

Bien sabe el que está presente Que solo por remediar La pena que el alma tiene Vengo á tu casa á servir.

Pues vén, para que te enseñe Lucia lo que has de hacer.

DOÑA ISABEL.

El cielo tu vida aumente.

DOÑA ELVIRA.

Jamás recibi criada Que tan de mi gusto fuese.

(Vanse todos, menos doña Isabel.)

DOÑA ISABEL. Amor, ya estoy en el campo ;

Mujer soy y deidad eres,
Ten l'astima de mi vida.
Mas f'ay Dios! don Diego es este,
Y mi cara lo dijera
Cuando yo no lo dijese.
Muerta estoy.

Sale DON DIEGO Y MONZON.

Tarde venimos.

No venimos tal; bien puedes Entrar.

DON DIEGO.

Pues aguarda un rato ; Que yo saldré brevemente.

DOÑA ISABEL,
Téngase vuestra merced
(Ap. Mucho es que à hablar acierte);
Porque teniendo esta casa
Dueño, no es bien que se entre
Sin decir quién es primero,
Para que el recado pase
A mi señora.

DON DIEGO.

Que salis á detenerme, ¿Quién sois?

(Ap, Pues ; qué me faltara ; Ay de mi! si lo supiese?) Soy doncella de labor De mi señora.

MONZON

Usted cara de doncella.

DOÑA ISABEL.

Tenga vergüenza, ó daréle.

MONZON.

¿Qué me dará, que no tome?

Al diablo.

MONZON.

Que se la lleve.

Quedo , Monzon. —Vos habeis Andado muy cuerdamente En preguntarlo; y así, Entrad y decid...

Sale DONA ELVIRA.

DOÑA ELVIRA.

Detente;

Que para verte mas pronto He salido á responderte.

DOÑA ISABEL.

Perdonadme si yo acaso...

DOÑA ELVIRA.

Tù has hecho aquí lo que debes; Mas sabe de aqui adelante, Para que otra vez no yerres, Que es dueño de aquesta casa El galan que está presente, Y que puede á todas boras Entrar donde yo estuviere; Que, aunque pariente no es, Es mucho mas que pariente.

Ah si! ahora lo he entendido.

DOÑA ELVIRA.

Ya sé que entendida eres.

DON DIEGO. Has recibido esta dama?

DOÑA ELVIRA.

Sí, don Diego.

DON MEGO. Ella merece Estar en tu casa, que es Cuanto puede encarecerse; Mas, volviendo á mi embajada,

Si es que has de venir, advierte Que es tarde, por vida mia.

Agora dieron las nueve, Y ya han ido por el coche; Y así, entre tanto que viene, Y yo acabo de aliñarme, Sentarte, don Diego, puedes Aqui dentro en una silla.

DON DIEGO.

Siempre quien ama obedece. Vé delante.

DOÑA ELVIRA.

Es querese de esta suerte! (Vanse doña Elvira y don Diego, y quedan mirándolos doña Isabel, Monzon y Julio.)

MONZON. (Ap.)
Vive Dios, que es la muchacha

Como el ampo de la nieve En viendo ocasion, la embisto, Y venga lo que viniere.

DONA ISABEL. Fuéronse. Brava llaneza!

MONZON. El amor todo lo vence.

DOÑA ISABEL.

Luego ;se tienen amor?

MONZON.

Si, Señora, amor se tienen; Mas es amor muy honesto. DONA ISABEL.

¿Querran casarse?

MONZON. Si quieren. DOÑA ISABEL.

Y ; será cierto?

MONZON

Tan cierto. Que ya les dan parabienes. DOÑA ISABEL

(Ap. Mala pascua te dé Dios , Y la primera que llegue.) Y ella ¿adónde sale agora? MONZON.

A mi casa.

DOÑA ISABEL.

¡Lance fuerte! ¿A tu casa? (Ap. ¡Muerta estoy!) MONZON.

Sí, porque pasan los reyes, Que infinitisimos años El cielo guarde y prospere, En público esta mañana A San Jerónimo, y quiere Mi amo hacerla un festejo; Pero, pues ellos se quieren Y los criados son monos De sus amos, ya me entiendes, Dime, asi vivas un siglo, Y dentro de pocos meses Te saque Dios de doncella, Como de pecado, ¿puede Monzon parecerte bien?

DONA ISABEL.

(Ap. ¡Oh amor , qué îngenioso eres! ) No puede.

> MONZON. ¿No? ¿Por qué causa? DOÑA ISABEL.

Porque ya me lo parece; Mas aguarda mientras digo A este viejo que nos deje. (Ap. Quien llega à querer de veras Notables cosas emprende.) (Ap. d el. ¿Julio?)

JULIO. Señora. DONA ISABEL.

Volando, Porque importa el ir muy breve, Vé à lnés y dale esta llave, (Se la da.) Que es del cuarto y del retrete De don Diego, que la noche Que fuimos las dos á verle Me traje, y dila que al punto Se encierre en él, y se lleve El mejor vestido mio De los que guardados tiene, Y me espere alli tapada.

JULIO: Pues con eso ; qué pretendes? DOÑA ISABEL. Descomponer à don Diego

Con Elvira para siempre, Porque Elvira va à su casa, , cuando menos lo piense, Ha de topar con Inés

Y si acaso... DONA ISABEL.

No me alegues Dificultades ni riesgos.

Alto; voy a obedecerte.

DOÑA ISABEL

(Vase.)

Ya bien me puedes hablar, Y pues quererme prometes, Para que yo lo conozca Haz de modo que le ruegue Tu señor á mi señora...

MONZON.

:Oné?

DOÑA ISABEL. Que à la flesta me lleve ; Que en mi vida he visto al Rey, Y deseo conocerle.

MONZON.

Pues haz cuenta que allí estás Aunque à todo el mundo pese, Y haz cuenta que yo te quiero.

DOÑA ISABEL.

¿Mucho?

MONZON. Tiernisimamente. DOÑA ISABEL.

De veras?

MONZON.

Por esta cruz. DONA ISABEL.

¿Juras? Mira no revientes.

Por qué?

DONA ISABEL. Porque juras falso. MONZON.

MONZON.

¿En qué?

DONA ISABEL.

En decir que me quieres, Siendo hombre como todos.

Tù lo veràs.

DOÑA ISABEL.

Y ano tienes

MONZON.

Moza ninguna 5

MONZON. Ninguna.

DONA ISABEL.

Ni una Juana que aderece Tus valonas?

> MONZON. (Ap.) ¿Cómo es esto? DOÑA ISABEL.

Que tus camisas remiende, Que tus pañuelos jabone Y te cosa el zaraguelle?

MONZON.

Tengo el alma muy soltera.

DONA ISABEL si viniese à saberse, Y te topase con otra, Como a muchas acontece

MONZON. Degoliarme, como hizo ...

Quién?

MONZON. Maria de Riquelme,

DOÑA ISABEL

Porque su galan llegó A ofenderla enormemente. DOÑA ISABEL. Pues cuidado con el diez,

Mira que soy una sierpe; Pero mi ama ha llamado, Voy à saber lo que quiere. MONZON.

(Vase.)

Muy lindo debo de ser, Pues todas por mi se mueren.

Salen DON CESAR Y TRISTAN, en casa de don Diego.

DON CÉSAR.

¿Que no está en casa don Diego? TRISTAN.

Ahora dicen que salió. Quieres irte

DON CÉSAR Tristan, no; Que es fuerza que vuelva luego, Porque espera à doña Elvira, Que ayer me lo dijo à mi Y asi, en tanto desde aqui Pues todo tan bien se mira) Las horas entretendrémos.

TRISTAN.

Y ¿ cómo de amor te va?

DON CÉSAR. Como quien sin alma està Entre diversos extremos; Porque aquesto que te digo Con don Diego me ha pasado aunque me ha desengañado, es en efecto mi amigo, Y tanto, que entre los dos, Si asi decir se consiente, Vive un alma solamente, No puedo dejar, por Dios, De estar confiado entre mi, Sin atreverme à creer, Entre el dudar y el temer, Aun lo mismo que yo vi; Porque saber yo de cierto Que en Elvira está adorando, por puntos esperando De sus bodas el concierto; Llegar à favorecerme, Por el pasado disgusto, De su casa, como es justo; Decir que la causa es Porque estaba dentro Elvira Verse luego la mentira , Viniendo Elvira despues; Parecerme à mi que vi , Si no fué enojo ù error, Si no fué enojo ù error, A Inés en el corredor . Como te estoy viendo à ti; Ser aquesta lués criada De doña Isabel , à quien. Como sabes, quiero bien , Aunque de mi amor se enfada; Salirme de alli, jab cruel! Viendo que el alma se abrasa, Para saber si en su casa Estaba ya doña Isabel, Y verla yo propio luego, Y con ella su criada, En una silla cerrada : Volverme al punto à don Diego, Y decirle cómo amaba A una dama rica y bella, Para casarme con ella, Pero que me recelaba De que él tambien la queria; Y que así, merced me hiciese Que con verdad me dijese

Todo lo que en esto había, Para que yo lo sirviera

# EL DOCTOR JUAN PEREZ DE MONTALVAN.

Como amigo y caballero; Y responder, lo primero, Que no sabía quién era; Que no le importaba nada Ni la vió el rostro jamás, Y decirme (esto es lo mas) Que era una mujer casada, Son cosas para que un hombre El juicio venga a perder.

Y en fin, ¿qué piensas hacer Para cumplir con el nombre De amante y de buen amigo De don Diego y de la dama, Sin aventurar la fama Que ella y él tienen contigo?

bon CÉSAR. Esperar á que lo diga El tiempo.

Y ella ¿qué dice?

DON CÉSAR.

Soy, Tristan, tan infelice,
Y es ella tan mi enemiga,
Que à Guadalupe se fué
Cuando estábamos en esto.

Sale INES, tapada y bizarra.

INES.

Hallarme Julio tan presto-Ventura sin duda fué, Y mayor ventura ha sido No baberme nadie encontrado; Y asi, con menos cuidado Que el que basta ahora he traido, Podré hacer lo que mi ama Me manda; mas ¡ay de mi! Que don César está aqui.

TRISTAN.
Y jes Elvira aquella dama?
DON CÉSAR.

Aunque su talle gallardo Lo promete, no lo sé.

INÉS.
¡Válgame el cielo! ¿Qué haré?
Pero ¿de qué me acobardo?
Estoy tapada, y don Diego,
Como dice mi señora,
Con Elvira queda agora
Aguardándola. Yo ilego,
Porque la ocasion se pasa,
Y abro, aunque miren los dos;
Aquesto es hecho. (Abre la puerta.)

TRISTAN.
Por Dios,
Que es la dama muy de casa,
Pues que puede à cualquier hora
Entrar sin pedir licencia.

Esto toca á mi obediencia; Haga la fortuna agóra. (Vase.)

Salen DOÑA ELVIRA y DOÑA ISABEL, tapadas, que entran por otra puerta.

Muy temprano hemos venido.

DOÑA ISABEL.

Quien ama anticipa el tiempo. (Ap. ¡Gran cosa fuera que Inés Llegado hubiese primero!) Mas ¡ay! aquí está don César.

¿Conócesle?

DOÑA ISABEL.

De escudero

Sirvió mi padre à una tia

Que tenia en Barrio-Nuevo; De esto solo le conozco, Doña ELVIRA, Es muy cortés caballero. Don césar. Otras damas han venido, Y que sobramos sospecho. Doña ISABEL.

DON CÉSAR.
Pues ya nos vamos;
Que no estorba quien es cuerdo.
(Vase,)

DOÑA ISABEL.

DONA ELVIRA

¿ Qué dijiste?

Si sobran.

Que se fuesen.
Son discretos, y lo hicieron.
DOÑA ELVIRA.
Don César poco importaba,
Que es amigo de don Diego,
Y tiene de esto noticia.

Doña ISABEL.

Ahora bien está lo hecho:
Que, aunque sea mas amigo,
Está con encogimiento
Una mujer: y al decir
A su galan: «Yo te quiero,»
Si ve que tiene delante
Un testigo de sus yerros,
Echa à perder la fineza,
Y como arroyo de invierno,
Entre la boca y el alma,
Entre el recato y el miedo,
Se hiela, de resfriado,
En el camino el requiebro.

Muy bien has dicho; mas dime, ¿Adonde quedo don Diego?

Hablando en esotra calle Con dos ó tres caballeros Se detuyo.

No me hallo

Sin verle.

POÑA ISABEL.
Yo te lo creo;
Que la misma condicion
Tengo yo con lo que quiero.

Te he cobrado mucho amor.

DOÑA ELVIRA.

No te espantes que te dé
Cuenta de mis pensamientos;
Que, aunque ha poco que me sirves,
En aqueste poco tiempo

DOÑA ISABEL.

Todo este amor te merezco
Por lo mucho que te estimo.
(Ap. Que si me vieras el pecho,
Me enviaras noramala.)
Pero volvamos al cuento
De la noche que en su cuarto
No te dejó entrar.

DOÑA ELVIRA.
No puedo,
Dorotea, proseguir;
Que cuando de esto me acuerdo,
Quisiera no baber nacido.

Y en efecto, ¿tenia dentro Encerrada otra mujer? POÑA ELVIRA.

La vi yo como te veo.

Fué muy gran bellaquería.

Solo de pensar en ello Me corro.

Yo habia de ser A quien hizo tal desprecio.

¿Qué hicieras?

DOÑA ISABEL.

No le mirara,
Si me estuviera muriendo,
Mas á la cara en su vida,

POÑA ELVIRA.

Yo tambien intenté hacerlo;
Mas afirmóme despues
Con mas de mil juramentos
Que en su vida la habia visto,
Y al fin me alenté à creerlo,
O porque me estaba hien.
O porque tanto le quiero,
Que le admití la disculpa
Para volver à mi yerro;
Pero ya don Diego vino.

Y con él siente mi pecho El fuego de todo un mundo.

#### Salen DON DIEGO Y MONZON.

Perdonad, querido dueño, Si he tardado; que un amigo Al gusto le hurto este tiempo, No sin murmullo del alma, Que, echando menos el cielo be vuestros ojos, estaba Como fuera de su centro.

Jesus, y qué tierna cosa! Doña ELVIRA.

Eslo don Diego en extremo.

DON DIEGO.
Como cuando sale el sol,
Que es el corazon del cielo,
Y destierra los nublados
Que á su luz se le opusieron,
O por eulpa de groseros;
Así vuestro amor ahora.
Con aqueste favor nuevo.
Sale del pasado enojo.
Desterrando y deshaciendo
Los dísgustos, los pesares
Y los celos; que los celos
Son vapores del engaño
Y nieblas del pensamiento,
Con que la malicia engaña
Lo cándido del sosiego.

Lindo discurso y moral!

DOÑA ELVIRA.

¿ Qué dices?

Que es muy discreto.

(Ap. Y que si adelante pasa,
Estoy de suerte, que pienso
Que tengo de declararme.)

DOÑA ELVIRA.
Por cierto, con grande aseo
Está toda aquesta sala.

DON DIEGO. No está; pero por lo menos Está mejor que otras veces; Que quien esperaba...

DOÑA ELVIRA.

Quedo:

(Vase.)

LA DONCELLA DE LABOR.

Que ya me pesa de haberte En ese cuidado puesto.

No es cuidado, sino gusto; Mas entremos allá deutro, Y verás algunos vidrios, Espejos, cuadros y lienzos De buen arte y mejor gusto.

Pues que tú gustas, entremos, Aunque será menester Que lo míres bien primero, Por no ponerte en peligro De darme á mí algunos celos.

DON DIEGO. (Oh, qué donaire has tenido!

DOÑA ELVIRA.
Sabe el cielo que lo temo.
DON DIEGO.

Aquel fué lance forzoso.

poña ISABEL. (Ap.) Y aqueste será lo mesmo, Si Julio tuvo lugar De avisar á lués con tiempo.

DOÑA ELVIRA.

Agora no dudo yo Que, siendo vos tan discreto, No ignorando mi venida, Desde anoche, por lo menos, Esté la casa segura; Mas yo sé que, à no saberlo...

pon diego.
Fuera lo mismo, por Dios.—
¡Monzon!

MONZON.

¡Señor! DON DIEGO.

Abre presto

se cuarto.

MONZON. ¿Con qué llave? DON DIEGO.

con la tuya.

MONZON. ¡Bueno es esto! ¡Pareció mas desde el dia Que escondidas estuvieron, Por tu mal, aquellas damas?...

DON DIEGO. Así es verdad; mas yo tengo La llave doble, y con ella Abriré; pero ¿ qué es esto?

Sale INES, tapada.

Era tiempo de venir?

MONZON.

Vålgame san Nicodémus!

INÉS.

Mas ¿qué hace aquí tanta gente?

Y vos ¿qué haceis alla dentro?

Don Diego, ¿para esto habias... DOÑA ISABEL.

Hay tan gran descaramiento?

Mas yo me tengo la culpa, DOÑA ISABEL. (Ap.)

Ahora comienzan los truenos, Y aquello de ¡plegue, plegue! bon diego.

Señora, esperad. — ¿ Qué es esto?

Mujer, fantasma ó demonio, ¿Por dónde has entrado?

DOÑA ELVIRA.

Bueno:

Graciosa está la pregunta.— Vén, Dorotea.

poña ISABEL. ¿Hay despejo Semejante? ¡Que tuviese Encerrada en su aposento Una dama, y ahora otra!

DOÑA ELVIRA. (A doña Isabel.) ¿Qué te parece de aquesto?

DOÑA ISABEL.

¿Qué quieres que me parezca? Que si por el pensamiento Te pasa hablarle ni verle, En público ni en secreto, No tendrás houra.

DOÑA ELVIRA.

Es verdad;

A no velle me resuelvo. MONZON.

Hay tramoya semejante?

NÉS. (Ap.)
Si me hace seguir don Diego,
O descubrir, se descubre
Sin remedio aqueste enredo;
Y así, es mejor, pues mi ama
Por señas lo está diciendo,
Irme.

MONZON.
¿Dónde va, Señora?
INÉS.

A mi casa.

Monzon. No hay remedio; Que primero hemos de ver..

INÉS.

(Ap. Si porfia aqueste necio, Me destruye totalmente; Y así, es mas cuerdo consejo Descubrirme solo á él, Pues con él no tengo riesgo.)

(Descubrese a Monzon.)

No echas de ver que soy Juana?

Que solo por verte vengo

De la suerte.

MONZON.

Jesucristo! De esta vez el juicio pierdo.

INÉS.

Qué! ¿Te admiras?

MONZON.

Pues di, ¿cómo En este traje te has puesto?

Es madrina aquesta tarde Cierta amiga de un bateo,

Y andamos todas de fiesta.

MONZON.

Y ¿cômo entraste acá dentro?

Eso es para mas despacio; Que fue un notable suceso. Déjame salir ahora, Y no digas nada de esto A tu señor, porque importa A los dos.

MONZON

Véte de presio,
Mujer; que, si lo supiera
Mi amo que aqueste enredo
Le ha venido por mi parte,
No hay que hablar, fuera muy cierto
Que me diera de estocadas.

INES.

Pues adios, y veme luego.

Doña ISABEL: (Ap.)

Gracias à Dios, que se fué; Que me estaba consumiendo De ver lo que se tardaba.

Bravo caldo se ha revuelto.

Yo no he menester disculpas; Dejadme salir.

No quiero, Hasta que diga quien es Aquesa dama primero.

Y ¿adónde está esa señora:

¿Donde? En aquese aposento, MONZON.

¿Cómo, si ya se escapó?

Pues, infame...

DOÑA ISABEL.

Haced extremos Y enojáos con el criado, Siendo de entrambos conclerto Que se fuese; ¿quién lo duda?

DON DIEGO.

Anda, picaro, corriendo, Y vé tras ella.

DOÑA ELVIRA-

Detente; Que es cansarle sin provecho, Porque ya Monzon lo sabe.

DOÑA ISABEL.

Aqueso verálo un ciego.

Pues iré yo, juro à Dios.

DOÑA ISABEL.

Sois muy parte en este plelto; Y así , aunque mi señora Desiste ya de quereros, Solo por curiosidad He de ir yo sola à verlo.

DON DIEGO.

Anda muy enhorabuena.

Pues aguarda; que ya vuelvo. (Vase.)

Para qué, si no me importa. Y tengo de irme al momento?

DON DIEGO.

Mucho os quiere esta doncella.

Es mi criada en efecto,
Y ha sentido, como es justo,
Lo que conmigo se ha hecho;
Pero mas necia soy yo
Que vos, ingrato y grosero,
En escucharos; y asi,
Adios os quedad, don Diego,
Y en vuestra vida...

DON DIEGO.

Advertid ...

DOÑA ELVIRA.

Ya el detenerme es desprecio; Porque es querer engañarmo Segunda vez,

Oulteme el cielo la vida.

DOÑA ELVIRA Pues si sois cortés, sed cuerdo, Y dejadme; que será Obligarme à que el respeto Os pierda.-Lucia, vamos.

DON BIEGO.

Por no cansaros os dejo.

DONA ELVIRA.

¡No mas don Diego en mi vida! (Ap. Un volcan llevo en el pecho.)

(Vase.) DON DIEGO.

Si no pierdo abora el juicio, No es posible que le tengo. — Monzon, ¿ qué es esto? MONZON

Pues yo ¿Cómo tengo de saberlo? (Ap. Para el puto que dijera Que lo sabe.)

DON DIEGO

No lo entiendo. Yo sali de aqui denantes Por Elvira, y cuando vuelvo, Hallo dentro una mujer, Y há un año y mas que no veo En Madrid dama ninguna Que pueda con tal despecho Hacer papeles conmigo.

MONZON.

Lo que yo, Señor, sospecho, Es, que la misma que vino Esotra noche pidiendo Contra su esposo favor ...

DON DIEGO.

Yo tambien así lo entiendo: Mas si ella me quiere algo, ¿Con qué fin ó con qué intento Se va sin decirme nada, Y solo viene en viniendo Doña Elvira, que parece Que están las dos de concierto Para quitarme la vida Despues de quitarme el seso?

Sale DONA ISABEL.

DOÑA ISABEL. ¿Está mi señora aquí?

DON DIEGO.

No, que fueron sus extremos Tales, que aun no quiso oirme Una razon.

DOÑA ISABEL. Muy como mujer de bien.

DON DIEGO. Pues di, yo ; qué culpa tengo? Mas si supiste quién era. Ya que la fuiste siguiendo, Dimelo, para que vaya, Y la diga...

DOÑA ISABEL. Y ; fuera bueno Que primero que à mi ama, Cuando de leal me precio, Os dijera lo que he visto?

DON DIEGO. Que importa? Yo te prometo De no decirlo en mi vida, Si en eso puede haber riesgo, Y toma para una gala.

MONZON. (Ap.) Si lo dice, yo me pierdo.

DOÑA ISABEL. (Ap.) Ahora bien, esto se va A mi gusto disponiendo;

Quiero parecer criada

Y tomar este dinero Para decir persuadida Lo mismo que yo deseo.

DON DIEGO.

¿Qué dices?

DONA ISABEL. Que en tu palabra, Como, en fin, de caballero, Confiada, lo diré:

DON DIEGO.

Ya te escucho.

Cuando...

DOÑA ISABEL. Estáme atento: Apenas sali de aqui, Cuando á cuatro casas veo Que estaba un coche cercado De pajes y de escuderos, Y que la dama encubierta, Que salió de este aposento, À toda prisa se entraba En él; mas reconociendo Que yo siguiendola iba. Con rostro afable y sereno. Me dice que entre en el coche, Que quiere hablarme en secreto; Y apenas, aunque turbada, Por no saber el intento. El pié pongo en el estribo. Y en una almohada me siento,

> DON DIEGO. ¿Qué?

> > DOÑA ISABEL.

Se descubrió, Y un rostro miré tan bello, Que recelando el peligro. Volvi á mirar al cochero, Temiendo nos despeñase Cuando partiese ligero. Porque para ser factonte. Siendo el sol el que iba dentro, Me pareció, y con razon, Que tenia lo mas hecho.

¿ Y eso vistelo tú propia ? DOÑA ISABEL.

Pues ¿qué quieres para ello? MONZON. (Ap.)

Quiero dar gracias á Dios De que callo y no reviento.

DON DIEGO.

Dime por menor las señas. DONA ISABEL.

Ella es, Señor, de mi cuerpo. Con un alma en cada acción Y una vida en cada acento; Ojos, aunque no muy grandes, ivos, hermosos y negros: Pelo entre negro y castaño, V tan bien rizado el pelo, Que parece que la envidia, Si no la sirvió de espejo, La dió el fuego para el molde, Y sopló el amor el fuego; Era morena de cara Mas no era en ella defecto, Sino fuerza; que si el sol Hace de lo bianco negro, Sin duda alguna de andar Ella al de sus ojos mesmos Desde el dia que nació, Se le pegó lo moreno; Y así, fué delito propio Lo que en otras es ajeno. Ella en efecto es un angel, Y trae consigo lo bueno Tal fuerza, que aunque yo iba A ser su fiscal, en viendo

Su hermosura me templé; Y mas, Señor, cuando, abriendo Una caja de rubies, Que era en circulo pequeño Guarda-joyas de las perlas Que estaban pared por medio, Me dijo : « Si es que venis A verme, como sospecho. De parte de aquella dama, Decid de que la confieso Que yo soy la que una noche Entré en casa de don Diego, Porque le adoro, si bien Aun decirselo no puedo :» Y al ir à décir la causa Se atravesó de por medio En la garganta un suspiro, Y en los dos negros luceros Un par de aljófares vivos, Que se arrancaron del pecho À ser borrones de nieve. Saliendo de arroyos negros ; Con esto me despedi, Por mas señas, que, saliendo Del coche, conoci un paje, Por el cual tengo por cierto Que es su ama una señora llustre por todo extremo, Y por todo extremo rica. Porque tiene, à lo que pienso. Seis mil ducados de renta Para hacer su casamiento; Esto es, Señor, lo que vi, Y con esto, adios, que el tiempo Me hace falta, y mi señora, Viendo lo que me detengo, Es fuerza estar con cuidado. DON DIEGO

Por Dios, que es raro suceso! MONZON. (Ap.)

¡Jesus, y lo que ha ensartado De mentiras y embelecos! Alguna legion de sastres Se le ba metido en el cuerno. Segun los enredos traza.

DOÑA ISABEL.

Que me dejes ir te ruego. DON DIEGO.

Espera ; y 7 no podré ver A quien tantas penas cuesto. Ya que pierdo à doña Elvira ?

De eso despacio hablarêmos: Que yo buscaré ocasion Para verte; adios.

> DON DIEGO El cielo

Te deje lograr tus años. DOÑA ISABEL. (Ap.)

Famosamente se ha hecho. DON DILGO.

¿Qué dices de esto, Monzon? MONZON

Que eres un gran majadero En haber creido tantos Embustes sin fundamento. DON DIEGO.

¿ Qué dices?

MONZON.

Que aunque me mates No puedo, Señor, no puedo Dejar de alumbrarte el poco Que tienes entendimiento, Diciéndote lo que pasa; Mas esto con tal concierto, Que prometas perdonarme.

DON DIEGO. Si prometo; dilo presto.

MONZON. l'ues digo que cuanto ha dicho Esa picara es enredo: Porque la mujer que estaba No hace mucho alla dentro, Es una pobre fregona, Que està à la vuelta sirviendo A un agente de negocios.

DON DIEGO. Estás loco?

MONZON.

Aquesto es cierto, Porque yo la vi la cara.

DON DIEGO.

Pues di, barbaro, ¿à qué efecto Hasta mi cuarto se entró Estando cerrado?

MONZON.

Ella lo dirà despues.

DON DIEGO.

Pues ¿cómo, estando sirviendo, Anda en traje de señora?

Porque ha de ir hoy a un bateo Con otras amigas suyas, Y los vestidos se ba puesto De su ama ; aquesto ha sido.

DON DIEGO.

Y esotra, di. ¿ con qué intento Me ha dicho tantas locuras?

MONZON.

Eso dicho se está ello : Con intento de probarte, Y saber tu pensamiento.

Mas que he de perder el juicio Con aquesto?

MONZON.

No hayas miedo, DON DIEGO.

¿Por qué?

MONZON.

Porque no le tienes, Ni es cosa de caballeros.

DON DIEGO.

Agora me hablas de burlas ? Mataréte, vive el cielo.

MONZON:

No harás tal, porque sabré Tomar las de Villadiego.

## JORNADA TERCERA.

Salen INES, en traje de oriada; DON DIEGO y MONZON.

Ya tienes delante à Juana, Que dirá lo que hay en esto.— Llega, hermana, llega presto.

Poco á poco eso de hermana.

DON DIEGO.

Dime, Juana, la verdad, Pues ves del modo que estoy; Que mi palabra te doy, Aunque fué temeridad Entrar en mi casa asi, De no enojarme de nada-

INES.

Pues en eso conflada,

Digo, Señor, que yo fui La que sali esta mañana De tu cuarto.

Huélgome, Pues verás no te engañé.

DON DIEGO.

Es verdad; mas dime, Juana, ¿Tú no abriste este aposento Para entrar?

Tá lo dijiste.

DON DIEGO.

Pues ; con qué llave le abriste . O cual fué tu pensamiento? Habla, no estés temerosa.

INES.

Pues digo ...

DON DIEGO.

Di.

INES.

Que una dama, Que no sé cómo se llama, Aunque sé que es muy hermosa, Dándome un dia una llave, Me ofreció cincuenta escudos

Que hicieran hablar los mudos. Si con paso lento y grave Y en habito diferente,

Muy airosa y muy galana, Entrase aqui esta mañana, Sin que me viera tu gente. Hasta tu cuarto; yo entonces,

Sus lágrimas enjugando, Que enternecieran los bronces, tanto escude mirando, Y mas en un tiempo tal, Que hay mujer bermosa y tierna

Que entrará en una cisterna, Si se ofrece, por un real; Vestime, tapéme, entré, Santiguème, el cuarto abri, Sentéme, abriste, salí,

Y los cincuenta pesqué; Fué allá Monzon en volandas, Habléle con claridad,

Vine y dije la verdad : Mira si otra cosa mandas.

Que tomes, porque se vea (La da una sortija.)

Que no estoy muy ofendido; No hay que hablar, verdad ha sido Cuanto dijo Dorotea.

DON DIEGO.

MONZON.

Y ¿es cierto que ha de venir? DON DIEGO.

Asi me lo ha asegurado.

INÉS. (Ap.)

Lindamente se ha trazado. BON DIEGO.

Monzon, yo me quiero ir.

MONZON.

Vive Dios, que eres demonio Para cualquiera suceso.

Valgo yo lo que me peso Para un falso testimonio. Mas dime. ¿ qué dama aguarda Tu senor, y sin mentira

MONZON.

Es una moza de Elvira.

Y ¿es alentada? ¿Es gallarda? Porque no quisiera...

MONZON.

Tenle: Que contigo todo es poco. Y fuera de eso, es un coco.

Sale DONA ISABEL

DONA ISABEL. Cualquiera dira que miente, En sabiendo que à ser vengo Yo la mujer que ofendió.

Eso jurábalo yo Por la ventura que tengo.

INÉS.

Pues ¿qué importa, reina mia, Que mienta ó diga verdad Un hombre con voluntad?

DOÑA ISABEL.

Importa la cortesia. Porque, à poder importar... Mas no es menester decir; Que no me puedo abatir À una presa tan vulgar.

INÉS.

Pues mire... Pero ha venido Tu amo, y me voy por eso.

MONZON.

Trágico ha sido el suceso.

Linda cólera he perdido.

(Vase.)

Sale DON DIEGO.

DON DIEGO.

Dorotea!

DOÑA ISABEL. |Señor mio!

DON DIEGO. ¿Es posible que acertaste A esta casa? No lo creo.

DOÑA ISABEL Ya se el favor que me haces; Pero quien sirve no es libre.

DON DIEGO.

Y ¿ cómo va de pesares Por allá ? ¿ Quiere esa dama Por alla? ¿ Quiere esa unna Cansarse ya de majarme? ¿Hase ya desengañado De que no es bien que me trate Con tal rigor? ¿ No respondes? DOÑA ISABEL.

Harto he dicho con no hablarte ; No me preguntes, por Dios, Nada, que es apasionarme Porque, aunque es mi ama, estoy De tus liberalidades Tan obligada, que siento, Perdona si me enojare, Que tenga tan mal estilo Con un hombre de tus partes.

DON DIEGO Pues ¿qué ha sido?

DONA ISABEL.

Ser mujer. Y ser ella tan mudable, Que se ha casado con otro, O está ya para casarse.

DON DIEGO.

Difunto estoy; mal ha hecho.

DOÑA ISABEL.

Cómo mal? Con no importarme. Estoy yo que pierdo el juicio : Porque, fuera de ser facil, Ha dado à entender que nunca Te quiso; que quien no sabe Aguardar una disculpa,

Sufrir tal vez un desaire Y perder de su derecho, O no es verdadero amante, O es su amor tan melindroso, Que, por no dejar curarse, Enferma de los recelos Y muere de los achaques.

DON DIEGO. Pues bien, ahora ¿qué dice?

DONA ISABEL. ¿ Qué ha de decir? disparates; Llamóme aquesta mañana, Mujer en fin, no te espantes, Y dióme aquestos papeles, Diciendo muy al desgaire : «Dorotea, di à ese hombre Que los queme ó que los rasgue, Y que en su vida me vea . (Se los da.) Visite, escriba ni hable;» Con las demás amenazas Y protestas del romance: Mira Zaide que te aviso Que no pases por mi calle.» Esto te vengo à traer, esto otro vengo à rogarte; Mira qué quieres que diga. (Ap. Parece que le ha hecho sangre En el alma, mas no importa.)

DON DIEGO. Di, si quisiere escucharte, Que se vengó muy aprisa; Que luego el cielo me falte · Si tuve culpa en su enojo, Ni la he ofendido con nadie; Y dila tambien ; ay triste!
Que sepa, si no lo sabe,
Que me caso yo tambien.
DOÑA ISABEL.

¿Con quién, Señor?

DON DIEGO.

Con un ángel.

Y con una dama, en fin, Si no mejor, mas constante. DOÑA ISABEL.

Y Les verdad eso que dices? DON DIEGO.

Yo siempre trato verdades.

DOÑA ISABEL. Y ¿quién es aquesa dama?

DON DIEGO. Aquella que me pintaste

Tan rica, hermosa y discreta, Noble, señora y afable. DOÑA ISABEL. (Ap.)

Acabara yo de hablar; Apenas me quedó sangre En todo el cuerpo. ¡Jesus, Y qué susto me costaste!

DON DIEGO. Y así, pues sabes quién es, Dime, dimelo al instante. Vengaréme de esa ingrata.

DONA ISABEL. (Ap. Todo á mi gusto se hace.) La casa yo no la sé De cierto, mas por el paje,

Pienso que la acertaré. DON DIEGO. Pues dila, así Dios te guarde.

DOÑA ISABEL. Bien; ¿ves la calle de Atocha, Y en medio de ella...

DON DIEGO.

Adelante.

DOÑA ISABEL.

La Madalena ?

DON DIEGO. Ya entiendo.

DOÑA ISABEL.

Pues en esa misma calle Vive, á cuatro ó cinco casas; Pasa por alli esta tarde, Que ella te quiere de modo, Que en viéndote, hará llamarte, Y sabrás cuanto deseas, Para aliviar tus pesares.

DON DIEGO.

; Ay Dorotea, si fuese Tan linda...

DONA ISABEL. No te acobardes. DON DIEGO.

Como tú.

DOÑA ISABKL. Donaire Lienes. DON DIEGO.

Pues ¿por qué?

DONA ISABEL.

Porque en donaire, En belleza, gracia y brio. Cara, entendimiento y talle, Es como el cielo y la tierra, Si bien, aunque desiguales. En algo nos parecemos.

DON DIEGO.

Pues entonces será un angel.

MONZON.

Luego ¿ crees lo que te dice? DONAISABEL.

Piensa el ladron, y esto baste.

Sale DON CESAR, al volverse doña Isabel hácia Monzon.

DON CÉSAR. Si habeis de salir de casa... Mas ¿ qué es lo que miro? DOÑA ISABEL. (Ap.)

Al traste Habemos dado con todo.

DON DIEGO. Que es lo que decis?

DON CESAR

Dejadme Que me espante de mi mismo.

DOÑA ISABEL. (Ap.)

Si agora me recatase, Fuera aumentar la sospecha; Y asi, sin mudar semblante. Me tengo de despedir De los dos.

DON CESAR. ¡Caso notable! DOÑA ISABEL.

Señor don Diego, yo pienso, Fuera de ser ya muy tarde, Que os canso; y así, me voy; Que yo prometo de darle Vuestro recado a mi ama (Ap. Aunque no como mandastes); Y advertid que si con bien Aquel pleitecillo sale, Que mis guantes no perdono.

DON DIEGO. Más pienso darte que guantes.

DOÑA ISABEL. Y con esto, adios, don Diego, Y cuidado con la calle. Ah, si, que se me olvidaba Del amigo de denantes,-Guarde Dios á su merced.

(A don Cesar.)

DON CESAR. Y tambien à vos os guarde.

MONZON. Y ano hay para mi siquiera Un besamanos que darme DOÑA ISABEL.

¿Quiere cuatro manotadas? MONZON.

No, en mi conciencia,

DOÑA ISABEL.

Pues calle. (Ap. Grande ha de ser , si se acierta, La tramoya de esta tarde.) (Vase (Vase.)

DON CESAR.

En efecto esta es criada De Elvira?

DON DIEGO.

DON CESAR. Perdonadme; Que, á no decirmelo vos, No lo creyera de nadie; Porque es de una dama mia Retrato tan semejante, Que no se parece tanto. Aunque la desmienta el arte, A sí misma esta muchacha, En la cara y en el talle, Como á la dama que digo

DON DIEGO.

No fuera milagro grande. Mas ¿ sabeis lo que he pensado? DON CÉSAN.

¿Qué?

DON DIEGO.

Que sois tan fino amante, Que cuantas veis se os antojan Esa dama, humilde ó grave ; Digolo porque tambien A verme ayer noche entrastes, Y dijisteis que la dama Por quien sucedió aquel lance Era la vuestra.

DON CÉSAR. Es verdad. DON DIEGO.

Y me informastes denantes Que se ha ido á Guadalupe Y es cierto que la que hallastes No ha salido del lugar, Pues he de verla esta tarde.

DON CÉSAR.

Y ¿adonde vive esa dama, Porque mis dudas se acaben ? DON DIEGO.

Vive en la calle de Atocha.

DON CESAR.

Basta, yo pude engañarme: Que esotra no está en Madrid, Y cuando aqueso faltase, Vive en los Convalecientes. Cosas suceden notables : Pero vamos á palacio. Antes que el tiempo se pase.

DON DIEGO.

Donde quisiéredes vamos. DON CÉSAR. (Ap.)

Amor , ya que asegurarme De mis celos has querido. Tráeme al sol que me llevasto.

DON DIEGO. (Ap.) Amor, ya que dona Elvira El pico y las alas bate Mariposa de otra hoguera, Haz de modo que yo alcance A saber quién es la dama LA DONCELLA DE LABOR.

Que cuesto tantos pesares, Porque sepa à quién los debo, Y agradecido los pague. (Vanse.)

### Salen DOÑA ELVIRA y LUCÍA,

DOÑA ELVIRA.

Esto ha de ser , ninguna me aconseje, Si de su amor no quiere que me queje; Ya yo sé que si admito el casamiento, Ha de ser para mi tauto tormento. Que solo han de igualar à mis enojos Las lágrimas vertidas de mis ojos. Aun esas no podrán hacer iguales Sus fuentes à mis males; Que las lágrimas salen finalmente, Con que se va agotando su corriente; Pero las penas no , que à su despecho Se están siempre en el pecho. Y así, en tormento tanto, Primero que el dolor, faltará el llanto; Porque, en fin , aunque en algo las exfeedan,

Hondas raices en el pecho quedan. Ya yo sé que me pierdo si me caso, Pues por don Diego, à mi pesar, me Mas si, ingrato don Diego (abraso; A tanta voluntad y á tanto ruego, Me aborrece y desprecia, ¿Qué importa, si él es loco, el ser yo ne-El me ofende, en efeto, [cia? Con una dama que ama de secreto; Dorotea la ha visto y la ha seguido, Aunque saber su casa no ha podido, Porque al irla siguiendo diligente Se le pudo perder entre la gente. Pues, qué puedo aguardar en tal disgus Sino quejarme de su amor injusto? [to, Venza el honor y cáseme forzada, Porque es el verse una mujer vengada, Cuando el rigor de un hombre la atro-Tal gusto para ella (Aunque llore despues el descontento Que trae hecho à disgusto un casamien-Que llevara el disgusto de casarse [10], Por el gusto que tuvo de vengarse. Y asi, pues que don Diego me ha ofen-Y tantas veces me hapersuadido [dido, Mi tio que à don Pedro de la mano, Rico, galan, airoso y cortesano, Hoy he de ser su esposa, Aunque despues no sea venturosa.

#### Salen DOÑA ISABEL, JULIO É INÉS.

DONA ISABEL.

¡Esto os admira! No solo ha de ir don Diego, sino Elvira; Segun está trazado. ¿Tú, Julio, no has estado Con doña Inés abora?

Ya te he dicho, Señora, Que sabe lo que pasa, Y que te ha de prestar por hoy su casa.

Tú llevaste el vestido?

INES.

Todo está, desde ayer, apercibido.
DOÑA ISABEL.

Pues si todo está hecho,
Y lo que falta por hacer sospecho
Que no tiene ninguna
Dificultad, si ayuda la fortuna,
Haced lo que sabeis, sin que se sienta,
Y lo demás dejadlo por mi cuenta.

Dorotea?

Señora?

DOÑA ELVIRA.

¿Vienes sola?

DOÑA ISABEL.

Al salir encontré abora A mi padre y hermana, Y viénense conmigo hasta mañana, Porque si se conciertan estas bodas, Serémos menester todos y todas.

DOÑA ELVIRA.

Hablaste á aquel bidalgo?

DOÑA ISABEL.

Ya le he hablado.

DOÑA ELVIRA. ¿Y los papeles?

DOÑA ISABEL.

Ya se los he dado.

Y ¿ que te respondió?

DOÑA ISABEL.

No lo creyera,

Si con mis mismos ojos no lo viera; Mas es hombre, ; qué mucho Que hiciese como tal?

DOÑA ELVIRA.

Difunta escucho-

DOÑA ISABEL.

Llegué , llamé al criado, Entré allá dentro , dile tu recado, Y con él los papeles, que don Diego Recibió con muchisimo sosiego, Sin mudar el color ni la tonada, Señal que se le daba poco ó nada; Y torciendo la boca, Cuando yo de mirarle estaba loca,

Cuando yo de mirarle estaba loca, Me respondió: «Decidla à aquesa dama Que ya no se, y si se, como se llama; Que se enseñe, si quiere ser dichosa, A no ser tan cansada y melindrosa. Porque despues, cuando mi esposa sea, Lleve con mas cordura lo que vea; Porque, justo ó injusto.

Porque , justo ó injusto, Siempre he de hacer lo que me diere DOÑA ELVIRA, [gusto.»

¿Eso dijo, con ese desenfado?

Pues aunyo lo he pulidoy lo he dorado, Porque aun peor lo dijo que lo digo. poña elvira.

Pues si le vieras tú casar conmigo, Di que el mundo me llame La mujer mas infame, Y mas con esto nuevo que te escucho.

DOÑA ISABEL. (Ap.)

Pues si yo no me holgare mas que muy mas con loque oigo de tu hoca, [cho, Di que soy una necia y una loca.

DOÑA ELVIRA.

Yal fin ¿que respondiste á aquese ingranoña isanel. [to?

Nada, porque al reñirle su mal tralo Con mucha gallardía La dama entró que viste el otro día, Y despedime viendo que ella entraba.

DOÑA ELVIRA.

¡Bravo despejo!

DOÑA ISABEL.

¡Y desvergüenza brava!

Pues mira: aunque hay mujeres que con Aumentan sus desvelos, [celos Y rinden con mas fuerza el albedrio, Yo, en viendo mis agravios, me resfrio; De suerte que si viera Yo à esa mujer, y de ella en fin supiera

Su amor y el de don Diego. A don Diego olvidara desde luego. DOÑA ISABEL.

Pues ¿hay mas que ir á vella?

INES.

Bien lo adoba.

DOÑA ELVIRA.

Luego ¿sabes quién es?

DOÑA ISABEL.

Pues ¿soy yo boba? A mi padre rogué que la esperase Y hasta saber su casa no parase, Y contigo se irá.

De buena gana.

Pues mira, con tu hermana Te quedarás tú en casa, y si viniere Mi tio, le dirás que un rato espere; Que á la calle Mayor, para estos dias, Sali á comprar algunas niñerlas; Que yo vendré volando.

DOÑA ISABEL.

Bien has dicho,-

Juana.

INÉS.

Ya entiendo; adios.

DOÑA ISABEL.

Lo dicho, dicho.

DOÑA ELVIRA-

Pues vén, porque me vayas por un coboña isabel. (Ap.) [che. Gran tela se ha de urdir aquí à la noche. (Vanse.)

Salen DON DIEGO Y MONZON, en la calle.

No dijo que a cinco casas?

Si, Señor,

Pues esta es. MONZON.

Ya te he dicho que no son Fiestas de guardar las que Aquesta doncella dice.

DON DIEGO.

Si; mas ¿qué puedo yo perder En andarme paseando Hasta dos horas ó tres Esta tarde por aquí, Pues que no tengo qué hacer? MONZON.

Eso, nada; y porque el tiempo Se pase con mas placer, Hablemos de alguna cosa.

DON DIEGO.

No tengo, Monzon, de qué.

Finjamos una mentira,
Grande, estupenda, cruel,
Que decir en San Felipe,
Y en su mentidero dé
Conversacion, y veràs
Que por todo aqueste mes
No se hablará de otra cosa,
Como es decir que el loglés
Degolló cien mil gallegos;
Que encubierto el dey de Argel,
Tiene meson en Illescas;
Que se murió un ginovés
De asco de un real de à ocho,
Porque no los pueden ver;

Que se ha de acabar el mundo, À mas tardar, en un mes, Y véràs que se confiesan Todos, à mas no poder; O, en efecto, que esta capa, Que tu estrenastes anteayer Y te costó tu dinero En casa del mercader. No es tuya, que aunque es dislate, Habrá mequetrefes que Lo digan , y majaderos Que lo lleguen à creer ; Porque el vulgo al fin es vulgo, Y ha de hacer como quien es.

#### Sale UN CRIADO.

Mas de aquella casa un hombre Sale de buen parecer Y hácia nosotros se viene,

CRIADO. (Ap.)

Sin duda alguna que es él. DON DIEGO.

¿Mandais algo, caballero?

CRIADO. Quisiera, Señor, saber Si sois don Diego de Vargas.

DON DIEGO.

Si , yo soy.

CRIADO.

Pues doña Inés De Garibay, mi señora, Os suplica que os llegueis A aquella casa de enfrente.

DON DIEGO. Voy à obedecerla.—Vén. Notable ventura ha sido.

MONZON.

Como suceda despues. (Vanse.)

Casa.

Salen DOÑA ISABEL, muy bizarra; DOÑA ELVIRA, tapada, y LUCÍA.

DOÑA ISABEL. Ya he dicho que no he de hablaros Una palabra, sin ver, Señora, quién sois primero.

DOÑA ELVIRA.

Por eso no os enojeis. (Se descubre.) Veisme aqui. DOÑA ISABEL.

Muy mal estáis
Con vuestra hermosura, pues
Querer encubrírla ha sido
Ofender su candidez,
Y aun dar qué decir al manto,
Que, aunque lo encubra, lo ve.
Qué hermosura! qué cabeza!
Qué aliño! qué línda tez!
¡Qué os poneis, por vida mia,
En la cara? qué os poneis?
Que es el color por extremo.
Pero : de qué os suspendeis? Muy mal estáis Pero ¿ de qué os suspendeis? ¿Qué tengo, que me mirais?

DOÑA ELVIRA. Mucha hermosura teneis, Pero sois, menos el traje, Si, tan parecida..

> DOÑA ISABEL. ¿A quien?

DOÑA ELVIRA. A una criada que tengo; Que apenas posible es Que no piense que sois ella.

DONA ISABEL. Eso me ha dicho tambien Cierto galan; pero ahora Vo soy quien mas lo diré Pues hasta en el ser criada Vuestra me pareceré.

DOÑA ELVIRA. Yo lo he de ser y lo soy; Mas, porque tengo que hacer, Decidme...

DONA ISABEL. En aquella silla Os dire lo que quereis.

(Se sientan.) DOÑA ELVIRA.

¡Qué cortés y qué entendida ! Pues digo ¡ ay Dios! que á saber He venido solamente Si á don Diego conoceis De Vargas, un caballero De Madrid.

DOÑA ISABEL. Quedo, tened; Que él responderá por mí.

Salen DON DIEGO, MONZON Y UN CRIADO; tápase con el manto doña Elvira.

DON DIEGO. Rendido, humilde, cortés, Sabiendo que vos gustais...

DONA ISABEL. Aguarde vuestra merced Mientras despacho esta dama ; Que luego seré con él.

En todo haré vuestro gusto. -Notables cosas se ven, Monzon!

No me digais nada, Porque el juicio perderé.

Y ¿ de dónde es esta dama? CRIADO.

De las Indias.

MONZON. Largo es.

(Vanse don Diego, Monzon y el crindo.) DOÑA ISABEL.

Con esto; sin responderos, Que lo conozco sabréis Adelante.

DONA ELVIRA. (Ap. Cuanto dijo Dorotea verdad fue. Muerta estoy!) Pues digo, en suma, Que aqueste mismo que veis Hà un año que me enamora.

DOÑA ISABEL.

Detenéos: que ya sé Que me quereis preguntar Lo que ha habido entre mi y él, Y para atajar razones . Brevemente os lo diré. Yo soy cfiolla, y en la Ciudad de Santo Tomé Nacida de nobles padres. Déles Dios descanso , amén. Por su muerte , ¡qué desdicha! Mi primer cuna dejé, Y con mas de cien mil pesos. Para España me embarqué. Vine á Madrid , y don Diego Me enamoró : yo mujer Y el galan , dicho se está Lo que pudo suceder.

Parecióme à los principlos Muy fino en el bien querer , Que el año del noviciado El amante mas infiel Puede apostar en ternura Con cualquiera portugués : Pero despues me salió ¡Ay de mi! tan al revés ; Que le he visto á un mismo tiempo Andar revuelto con diez, Que sin jurar de gran turco No sé cómo pueda ser . Pero en efecto es verdad ; Si à su casa voy, tal vez Varias mujeres encuentro, De bueno y mal parecer, Si bien de todas sus damas En su casa vengo à ser Rh su casa vengo a ser Yo, Señora, la mayor; ¿Quién duda que pregunteis La causa por qué lo sufro? Yo respondo que por ser O haber sido tan liviana, Que de mi honor le entregué La mejor joya; y asi, Hasta cobrarla estare Sufriendo sus sinrazones: Que sin duda es muy cruel, Pues no le mueven tres hijos Que el cielo me dió despues. Y todos como los dedos De la mano. Aquesta es Mi historia; si os galantea, Guardáos dál, y agradeced A mi amor el desengaño, Para no veros por él Sin honor y con tres hijos, Como yo me vengo à ver

(Se levantan.)

DOÑA ELVIRA. Agradézcooslo de modo, Que eternamente estaré Reconocida à tan grande Y señalada merced, Y en pago de ella, os prometo Que por mi parte tendréis A don Diego tan seguro, Que en mi vida le veré.

DOÑA ISABEL. (Ap.) Eso es lo que yo deseo.

DOÑA ELVIRA.

Pero, porque detener No me puedo, Dios os guarde; Que otro dia volveré Mas despacio à visitaros.

DOÑA ISABEL.

Salud los cielos os dén.

DOÑA ELVIRA Libreme Dios de tal hombre: Aun no lo puedo creer .-Ven, Lucia; angel ha sido Para mi esta mujer.

(Vanse doña Elvira y Lucia.)

Salen DON DIEGO, MONZON Y EL CRIADO.

CRIADO. Ya está aquí este caballero. DOÑA ISABEL. Señor mio, ya lo veis: Aquesta visita ha sido Causa para no poder Hablaros como quisiera Ni como era menester; Ni como era menester; Porque yo... Mas ; ay de mi! Ay de mi! Señor, que aque! Que ha entrado ahora es mi bermano.

#### LA DONCELLA DE LABOR

DON DIEGO. Pues bien, ¿ qué habemos de hacer? MONZON.

Aprisa; que tengo azar Con hermanos.

DOÑA ISABEL. Que os entreis En esa cuadra entre tanto Que os avisan, y despues Vedme.

Sí haré, que hasta abora No sé lo que he de saber ; ¿ Cómo os llamais?

MONZON. Dorotea.

DOÑA ISABEL. No tal, sino doña Inés ...

MONZON Para mi todo ello es uno. DOÑA ISABEL.

Mas mi bermano ...

MONZON.

Señor, vén.

DOÑA ISABEL.

Pues adios, don Diego.

DON DIEGO. Adios.

Mi señora doña Inés.

DOÑA ISABEL. (Ap.)

Yo me voy á desnudar, Mientras ellos à esconder.

(Vanse doña Isabel, don Diego, Mon-zon y el Criado.)

Sale INES, en casa de doña Elvira.

INÉS.

Ya es hora que mi señora Acabara de venir : Que solamente el reir La burla nos falta abora. No hay qué hablar; gracioso lance Habrá sido ver la dama A mi ama con su ama, Sin que lo entienda ni alcance, Y lo mejor ha de ser Que á su casa ha de tornar A quererlo averiguar; Mas confusa se ha de ver, Porque cuanto doña Elvira Dejó á mi ama encargado Tengo hecho y acabado, Y un alguacil á la mira Quedo de la casa y calle, Para en viéndola salir Con el tal coche, embestir. Y dicho y hecho, embargalle, Denunciandola, porque No es suyo el coche que lleva, Y la premática nueva Manda que á nadie se dé, Y entre tanto lugar tenga De volverse à desaudar, Y en casa la pueda hallar Cuando doña Elvira venga. Señoras, esto es querer; Que en amando asi de fino, No hay humano desatino Que no intente la mujer; Bien se ve por la experiencia. Pues mi ama, por amar, sirve à quien puede mandar, Sufriendo la impertinencia, El martirio y el rigor De madrugar muy aprisa A prevenir la camisa Que está en el enjugador;

El tocar à la señora, Que no es el menor trabajo; El illa asentando el ajo, Aunque sea por un hora; El llevalla el azafate, Con el de caza pañuelo, Bañado en agua del cielo. Y luego, para remate Del uno y otro embarazo, No ha podido excusarse El haber de ir à sentarse A labrar en cañamazo, Que es la desdicha mayor Que la sigue á una doncella; Pero mi ama es aquella (Con esto perdi el temor), Oue una vez acă y de noche, No hay quien pueda averiguar Si ha podido ó no faltar; Mas alli ha parado el coche, ¿Si es doña Elvira? Ella es; Miren si un poco tardara! Mesuro el cuerpo y la cara Para reirme despues.

Salen DOÑA ELVIRA y LUCÍA, quitándose los mantos.

DOÑA ELVIRA.

Toma el manto; no mas coche Prestado en toda mi vida.

INÉS. (Ap.) Bien lo bizo el alguacil.

DOÑA EL VIRA. Por lo que yo lo sentia No era por la vejacion, Sino porque me impedia Sino porque me impedia El verme con Dorotea, Porque pienso que es la misma Que hemos hablado esta tarde, Y mi hacienda apostaria Que no la hallando en casa, Lo cierto, amiga, sabria;

INÈS.

:Señora mia!

DOÑA ELVIRA.

¿Adonde está Dorotea?

Mas alli su hermana está.-

INÉS.

Ahora allà dentro iba.

DOÑA ELVIRA.

Alla dentro?

¿Es Juana?

INÉS.

Si, Señora.

DOÑA ELVIRA. Pues vé, y llamámela aprisa.

INES.

Voy à servirte... Mas ella Viene.

DOÑA ELVIRA.

Extraña maravilla.

Sale DOÑA ISABEL, en traje de doncella de labor, con unas enaguas en la mano, como que las está cosiendo.

DOÑA ISABEL.

Por cierto que, conociendo De tu tio las malicias, Y que yo quedaba en brasas Por lo que decir podría, Que no has tenido razon En tardarte.

DOÑA ELVIRA.

No me riñas, Sino dime lo que has becho.

DONA ISABEL. Lo primero, en la jaulilla Puse el pelo que me diste; Acabéte la camisa De Cambray, doblé los lienzos, Y estas naguas de beatilla De aderezar acababa.

DOÑA ELVIRA.

Note has holgado.-Lucia, (Ap. à ella.) Mas que he de perder el juicio? Mira aquellos ojos, mira Aquella frente, aquel cuerpo, Aquella boca.

> LUCIA. Es la misma.

Salen DON DIEGO, DON CESAR T MONZON.

DON CÉSAR.

Presto, don Diego, saldrémos Vos y yo de aquesta enigma. MONZON.

Y yo y todo, que tambien Ando loco à letra vista. DON CESAR.

¿ Elvira?

DOÑA ELVIRA. ¿Señor don César?

DON CÉSAR

No os admire esta visita; Que, sabiendo que os casais, Fuera accion mal parecida No daros el parabien.

DOÑA ELVIRA.

Ya sé vuestra cortesia.

DON DIEGO.

Yo tambien.

DOÑA ELVIRA. No hablo con vos.

MONZON.

Alli està.

DONA ISABEL. (Ap.) Todos se admiran.

DON CESAR

Habeis estado esta tarde En casa?

DONA ELVIRA.

Pues quien tenia Las bodas tan á la puerta, ¿Cómo dejalla podia?

DON DIEGO.

Y esta doncella?

DOÑA ELVIRA. Tambien.

MONZON.

Es muy gran bellaqueria; Que la he visto yo ...

DON DIEGO.

Detente.

MONZON.

Miren qué flema, por vida...

DOÑA ELVIRA. Señor don Diego, si ha sido Para hacerme esta visita

Ocasion del parabien, Ya está la traza entendida; Y asi, vávase á su casa Y cuide de su familia; Porque un hombre con tres hijos Y obligaciones antiguas, No es cosa que le conviene Andar en garzonerias; Y porque vuestra merced, Aunque se encoge y se admira,

# EL DOCTOR JUAN PEREZ DE MONTALVAN.

Sé que me entiende muy bien, No digo otras niñerías De señora la mayor, Que es la dama de las Indias; Mas solamente le advierto, Mas solamente le advierto,
Para que todo se diga,
Que doña Inés Garibay
Es muy grande amiga mia,
Y que si por mi esta tibio
En querella y en servilla,
Que no lo deje por eso,
Porque ya mi amor le olvida,
Tanto que si no ma consaño. Tanto, que, si no me engaño, Sube la escalera arriba Mi tio, y con él don Pedro De Puerto-Carrero y Silva, Para hacer las escrituras; No se vaya, porque sirva Con los demás de testigo De sus celos y mis dichas; Y con esto, adios.

DON DIEGO. Detente, Oye, aguarda, y dime, Elvira, Qué tramoyas son aquestas, Con que el sentido me quitas; ¡Yo, doña Inés! Yo tres hijos!

DOÑA ISABEL. Sosiégate, por mi vida.

DON DIEGO

¿Cómo puedo, si la escucho fantos disparates?

DOÑA ISABEL.

Mira Que no lo ha sido del todo; Porque hay testigo de vista, Que la ha dicho cuanto has hecho.

DON DIEGO. Si hoy fué la primer visita Que hice à la dama que sabes, ¿Cómo se muestra ofendida, Diciendo que tengo ya Hijos, mujer y familia?

DOÑA ISABEL.

¿Pésate?

No pesara. Si es ella como la pintas. DOÃA ISABEL. Pues oye, César.

DON CÉSAR. Ya escucho. DOÑA ISABEL.

Si hubiese en aquesta villa (Que puede ser) una dama Muy amada y muy querida De tí, que amase á don Diego, Por servirie y por servirla, ¿ Lievarias bien su amor? DON CÉSAR

Y aun se lo agradeceria. DON DIEGO.

¿Por qué lo dices? DOÑA ISABEL

Escucha:

Doña Isabel de Molina ¿Es noble?

DON CÉSAR. Basta su nombre, Sin que otra cosa se diga.

DOÑA ISABEL. ¿Es hermosa?

> DON CÉSAR. Como tú,

Que eres su retrato. DOÑA ISABEL.

¿Es rica?

DON CÉSAR. Seis mil ducados de renta

Tiene. DOÑA ISAREL.

Pues esta es la misma A quien hablaste esta tarde. (A don Diego.)

Y á quien don César estima.

DON CÉSAR. ¿Cómo, si está en Guadalupe? DOÑA ISABEL. Vino de la romería.

DON CÉBAR. ¿Cómo, si vengo yo ahora De su casa, donde afirman... doña isabel.

¿ Qué han de afirmar, si yo soy Doña Isabel de Molina?

DON CÉSAR.

¿Qué dices ?

DOSA ISABEL. Que por don Diego He servido estos dos dias A esta dama, hasta vencer Mis celos y mis porfias. MONZON.

En el pico de la lengua Lo tuve, por vida mía.

DOÑA ISABEL. Las trazas, las invenciones. Las quimeras, las mentiras Que he hecho sabrás despues, Si quieres que las repita.

DON CÉSAR. No habiendo yo de ser tuyo, Consiento que aquesta dicha Sea del señor don Diego.

don diego. (A doña Isabel.) El cual te ofrece alma y vida.

DOÑA ISABEL. Mas entremos allá dentro.

Pues todo se facilita, Y harase en breve una boda. INÉS.

Di dos, si Monzon se anima.

DOÑA ISABEL. Y agúi acaba la doncella De servir à doña Elvira, Y la comedia tambien, Cuvo poeta os suplica One os parezca tan gustosa, Àlegre y entretenida, Que se diga que no es suya, Àunque mienta quien lo diga.

# INDICE.

| ADDITE BIOGRÁFICOS Y CRÍTICOS DE LOS AUTORES COMPREM-       | ALONSO JERÓNIMO DE SALAS BARDADILLO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIDOS EN ESTE TOMO                                          | 0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cavilogo caunelógico de los autores dramáticos desde Lo-    | Galan, tramposo y pobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| pe de Vega à Cañizares, y alfabético de las comedias de     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| eads uno. — Introducción XLI                                | DON ALONSO DEL CASTILLO SOLOREANO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Parte primera                                             | El mayorazgo Figura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Parte primera                                             | El marqués del Cigarral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| COMEDIAS.                                                   | Et maidaes aci cilatiai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EL DOCTOR MIRA DE MESCUA.                                   | . LUIS DE BELMONTE BERMUDES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| La rueda de la fortuna                                      | 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                             | El diable piculcador, y mayor contrario amigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Obligar contra su sangre                                    | I TO MODIFICATION TO A 12 COMMISSION IN THE PARTY OF THE |
| La Fénix de Salamanca                                       | Ofender con las Anexas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LUIS VELEZ DE GUEVARA.                                      | Sufrir mas per querer mas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mas pesa el Rey que la sangre, y blason de los Guzmanes. 95 | DAW AMERICA CARLLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reinar despues de morir                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Los hijos de la Barbuda                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bi ollero de Ocaña                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bi diablo está en Cantillana                                | DON ANTONIO EURTADO DE MENDOSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| La Luna de la sierra                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                             | El marido hace mujer, y el trato muda costumbre 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DOCTOR FELIPE CODINES.                                      | Los empeños del mentir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aun de noche alumbra el sol                                 | Cada loco con su tema, ó el montafiés indiano 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DON DIEGO LIMENEZ DE ENCISO.                                | DOCTOR JUAN PEREL DE MONTALVAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Los Médicis de Florencia                                    | No horizida sama la hanna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LOS MENICIS de l'Olencia                                    | 1.0 22, 1.02 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DON RODRIGO DE MERRERA.                                     | La mas constante mujer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                             | La toquera vizcaina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Del cielo viene el buen rey                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DON JACINTO DE MERRERA.                                     | Cumplir con su obligacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                             | Ser prudente y ser sufrido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Duelo de honor y amistad.                                   | La doncella de labor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

\*

• . ) • •

•

• • . ·
· • •



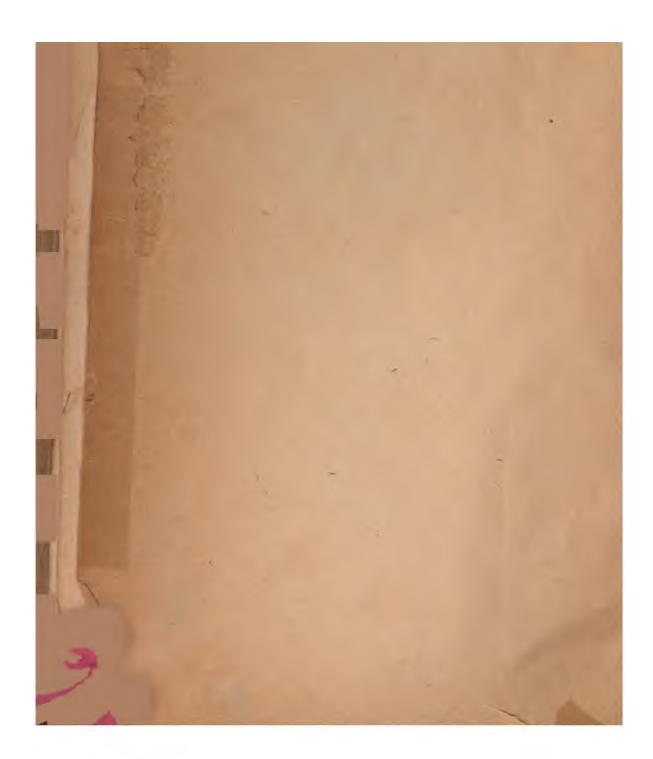







| DATE DUE |            |  |  |
|----------|------------|--|--|
| SI       | PRING 1984 |  |  |
|          | 1007       |  |  |
| 185      |            |  |  |
|          |            |  |  |
|          |            |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305